SCHUSTER HOLZAMMER

HISTORIA

ANTIGUO TESTAMENTO

# BHISTORIA





EDITORIAL LITTERSICAL ESPANIOLA ANTIGUO TESTAMENTO

# HISTORIA BÍBLICA



El Sinaí (a la izquierda el Djebel Mûsa, a la derecha el Rás es-Safsáfeh) (Fotografia original de A. Kneucker, Karlsruhe.) (Texto en el núm. 281.)

IGNACIO SCHUSTER - JUAN B. HOLZAMMER 220 工,24

# HISTORIA BÍBLICA

EXPOSICIÓN DOCUMENTAL fundada en las investigaciones científicas modernas

TRADUCCIÓN DE LA OCTAVA EDICIÓN ALEMANA POR EL P. JORGE DE RIEZU, O. M. C.

# TOMO PRIMERO ANTIGUO TESTAMENTO

Segunda edición



EDITORIAL LITÚRGICA ESPAÑOLA, S. A. BARCELONA

#### LICENCIA DE LA ORDEN

Nihil obstat
Fr. I. Calasanctius ab Urdax, O. M. C.

Censor deputatus

Imprimatur Pampilonae 20 junii 1932 Fr. Ladislaus a Yabar Vic. Prov.

#### LICENCIA DIOCESANA

Nihil obstat
El Censor,
Dr. Francisco Faura Arís
Canónigo Lectoral

Imprimase
Barcelona, 15 de diciembre de 1944
† Gregorio, Obispo de Barcelona

Por mandato de Su Excia. Rvma. Dr. Luis Urpí, Maestrescuela Canc. Scrio.

Segunda edición española impresa en 1946 y autorizada por Herder & C.<sup>a</sup>, de Friburgo de Brisgovia.

#### Prólogo del traductor

A LDOREABA en el siglo pasado la renovación moderna de los estudios bíblicos cuando apareció la obra del Dr. Schuster 1, que madecida de la octava edición alemana 2 presentamos al público de castellana. Desde aquella primera edición hasta la última **matte** da, las diversas transformaciones que la obra ha experimenen manos de los doctores Holzammer 3, Selbst 4, Kalt 5 y Ser han hecho de ella el manual bíblico más acabado v comquizá que pueda ofrecernos Alemania, la cuna, por decirlo así, 🖝 🐚 estudios bíblicos modernos.

El libro está destinado a los sacerdotes y seminaristas que por x vocación misma están obligados a conocer a fondo los fundamen-🔤 del dogma, a los catequistas y profesores que ayudan a los **secretotes** en el sagrado ministerio y de un modo especial a las personas cultas y a los hombres de carrera que desean completar su ción científica o literaria y adquirir conocimiento más profun-📥 de nuestra Religión. Mas, por su misma disposición, el libro se **econoda** perfectamente a la capacidad de los simples fieles que sien**curiosid**ad v anhelo por las cosas relativas a nuestra santa Reli-

<sup>🌁 🔤</sup> Сово Schuster nació el 5 de diciembre de 1813. Cursó los estudios teológicos en Tubinga y recibió de la Universidad de Friburgo el título de doctor en teología en premio a sus nume-

beaciores bíblicas y catequísticas. Murió el 24 de abril de 1869, tras una larga vida consactudio, al ministerio y a las tareas de publicista. Es conocido por la obra que hoy presenvorto de título análogo destinada a las escuelas elementales.

Struster-Helzammer. Handbuch cur Biblischem Geschichte. Achte. neu bearbeitete Auflage.

Testament. II. Das Neue Testament. Herder & Co. (Friburgo 1925).

Jan Bta. Holzammer nació en Maguncia el 1 de mayo de 1828. Fué profesor de exégesis y de pastoral y rector del Seminario de su ciudad nativa. Después de una larga vida dedicada al estudio y al ministerio, murió el 24 de septiembre de 1903. Publicó varias obras refela Biblia y a la ascética y colaboró en varias revistas. A Holzammer se deben las ediciones tercera, cuarta y quinta de la presente obra.

Selbst nació el 26 de octubre de 1852. Fué canónigo y profesor de exégesis en el Seminario vicario capitular de la diócesis, deán y vicario general, cargo que desempeñó hasta la ida el 19 de abril de 1919. Pío X le distinguió en 1908 nombrándole prelado doméstico de su actividad fué muy extenso: música religiosa, historia, homilética y, sobre todo, exégesis

de su actividad fué muy extenso: música religiosa, historia, homilética y, sobre todo, exégesis

Testamento. A él debemos las ediciones sexta y séptima del tomo primero de la presente

La muerte le sorprendió cuando preparaba la octava edición.

La muerte le sorprendio cuando preparana la octava edicion.

Estuundo Kalt, exegeta católico, nació el 12 de octubre de 1879. Desde 1914 desempeña una maguncia. Es conocido por sus dos obras: Biblische Archaologic (1924) y Biblisches Realtos tomos, 1931). A él se debe la octava edición del tomo primero de la presente obra.

Escháfer, exegeta católico, nació en Maguncia el 7 de junio de 1864; desde el 1898 descatedra de exégesis en el Seminario de Maguncia. Es prelado doméstico de Su Santidad.

principales son: Parabela des Herra in Homilien erklärt (1905), y las ediciones sexta, sépy estava del segundo tomo de la presente Historia Biblica.

gión y deseen conocer y meditar sus diversos misterios. Pueden éstos prescindir de las notas y de muchas de las explicaciones que van en tipo mediano, destinadas a personas de más preparación.

Sin incurrir en exageración puede afirmarse que el libro del doctor Schuster en su octava edición es la obra más perfecta en su género, cosa que ha permitido decir al ilustre P. Lagrange, fundador de la Escuela Bíblica de Jerusalén: No vacilamos en afirmar que ningún manual francés puede compararse con esta obra por su riqueza de información. Esto sin duda movió a Editorial Litúrgica Española a realizar el esfuerzo de publicar una traducción en lengua castellana. Porque, podemos afirmarlo sin temor a ser desmentidos, era una verdadera necesidad la publicación de una obra de esta naturaleza, como sea verdad que en España y América Latina la ciencia bíblica sigue siendo todavía un maná escondido que los hambrientos deben ir a buscar en libros escritos en otras lenguas.

Es difícil dar en breves palabras una idea completa de lo que el libro abarca; basta por otra parte, una ojeada al índice para formarse concepto del plan de la obra y de los asuntos que trata. Mas, no podemos menos de hacer resaltar ciertas cualidades que no se reflejan en el índice y que nos han producido gratísima impresión contribuyendo no poco a aliviarnos en nuestra penosa labor de traductores.

Y una de las más importantes y que más sorprende y satisface es el esmero con que el libro del Dr. Schuster recoge todas las investigaciones de algún valor, antiguas y modernas, y los resultados obtenidos en la historia, en la geografía, y en las ciencias naturales, en la arqueología, folklore y etnología, exégesis y dogmática, resultados que confirman las verdades bíblicas o por lo menos demuestran la posibilidad de los hechos que los Libros Sagrados nos relatan. Aquí el estudioso se provee de armas para deshacer los errores de la ciencia incrédula y llevar la convicción al ánimo vacilante de las personas indiferentes o tibias en la fe. Hoy, que en frase gráfica del autor «la azada ha sustituído a la pluma», es indispensable conocer los resultados de las excavaciones que desbaratan multitud de hipótesis arbitrariamente elaboradas y comprueban la exactitud del ambiente bíblico.

Fruto de la utilización de las ciencias auxiliares de la historia bíblica y de los resultados de las mismas es la exactitud científica que se observa en la obra. Siempre hallamos la palabra justa, el término preciso, la reserva en lo dudoso, el respeto a lo tradicional, pero un respeto enemigo del dogmatismo y de la afirmación solemne. Esto, naturalmente, depende del criterio del autor, magistralmente expuesto en la Introducción al hablar de las cuestiones bíblicas generales. Este criterio no puede ser otro que el señalado

por Pío X en sus Letras Apostólicas de 27 de marzo de 1906, cuando exhorta a «aprovechar todos los adelantos de la ciencia y cuanto el ingenio de los modernos ha producido», pero «sin apartarse lo más mínimo de la doctrina general y de la tradición de la Iglesia». En conformidad con este criterio apostólico, el Dr. Schuster nos brinda con una labor profundamente renovadora, sin menoscabo de su carácter estrictamente tradicional. Cíñese en todo a las normas de la Sede Apostólica y a los decretos emanados de la Comisión Bíblica, pero sabe ir tan lejos como lo consiente el dogma y la tradición fundada de la Iglesia.

Mas no se vaya a creer que la exactitud científica hace del libro mencionado una obra adusta, reservada al investigador y al especialista, pero de escaso interés práctico. De ninguna manera. El doctor Schuster sabe dar cuenta, a veces con dos palabras, del estado de todas las principales cuestiones bíblicas, orienta acerca de las mismas, indica la bibliografía adecuada y sigue su camino buscando lo útil y aprovechable para la piedad y la edificación, a fin de que la obra sea apta sobre todo a los fines prácticos del sacerdote y del catequista.

Y no diremos que no sea el menor de los méritos del autor el haber alcanzado en la exposición aquel supremo grado de perfección que desea Horacio hallar en las obras literarias: Recrear al lector en tanto que se le instruye. Porque la obra del Dr. Schuster se lee con fruición, con curiosidad y avidez, e insensiblemente penetran en la inteligencia la doctrina y la verdad, y el corazón se enciende en la lectura, como los discípulos de Emmaús en la plática con el divino desconocido.

Las descripciones topográficas particularmente prestan a la obra un encanto singular. El lector peregrina con los Patriarcas por Mesopotamia, Canaán y Egipto; contempla con Abraham la destrucción de las ciudades nefandas; acompaña a David en los desiertos de Judá; huye a Egipto con la Sagrada Familia, descansando bajo el árbol de Matariyéh; se compadece con el buen samaritano del incauto viandante que en el áspero y temeroso camino de Jerusalén a Jericó cae víctima de despiadados salteadores; recorre con Jesús los pasos de la amarga Pasión y visita devoto los Santos Lugares consagrados por la presencia del Redentor y de su Madre Santísima v por la piedad de innumerables peregrinos. No acabaríamos nunca si quisiéramos detallar la amenidad instructiva que la descripción topográfica da a la obra. Y todo ello sin martirizar al lector con largos capítulos geográficos, sino dejando caer acá y allá las descripciones y datos según lo requiere la historia bíblica, única manera de que interesen al lector. De ahí resulta que, al terminar la lectura del libro, queda uno familiarizado con Tierra Santa y con

los acontecimientos bíblicos y se ha formado idea aproximada de los hechos que acaecieron hace tantísimos siglos.

Esta gratísima impresión que hemos recibido al leer el original, quisiéramos que la traducción produjese en los lectores. Y si con ella se logra que aumente y se propague la afición a los estudiosbíblicos, triunfe la verdad y se acreciente el amor a Jesucristo, centro de toda la Revelación contenida en los Sagrados Libros, se habrá realizado la ilusión que ha guiado los esfue zos del traductor.

#### CUATRO PALABRAS A LA SEGUNDA EDICION

Al publicar por vez primera esta excelente obra, teníamos la plena convicción de que íbamos a prestar un buen servicio a las personas aficionadas a los estudios escripturísticos, y de que el público hispanoamericano aceptaría con júbilo nuestra iniciativa. Confesamos que no nos engañamos. Agotada rápidamente la primera edición, hemos leído de nuevo los elogios que la crítica tributó a *Historia biblica* y las felicitaciones que con este motivo recibimos de todo clase de personas, y a pesar de las dificultades que entraña en este momento publicar una obra de tal envergadura, nos hemos lanzado a su reedición, convencidos de que el público estudioso le dispensará el mismo recibimiento con que antaño recibió la primera edición.

Los editores

## ÍNDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Págs.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Prólogo del traductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IX<br>XV |
| INTRODUCCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| I. Naturaleza de la Sagrada Escritura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |
| Conceptos fundamentales: Revelación, 1. Sagrada Escritura, Canon, 4. Carácter inspirado de la Sagrada Escritura, 5. Naturaleza de la Inspiración, 6. Campo de la Inspiración, 7. Infalibilidad absoluta de la Sagrada Escritura, 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| II. La Sagrada Biblia y la Ciencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8        |
| <ol> <li>Generalidades: Ciencias auxiliares más importantes, 8. Idea de las investigaciones históricas y de los resultados obtenidos, 9. Historia de la civilización e historia comparada de las religiones, 13.</li> <li>La Biblia y las ciencias naturales: Ideas directrices de la Encíclica (Providentissimus), 14. Normas para juzgar las relaciones entre la Biblia y las ciencias naturales, 15.</li> <li>La Biblia y las ciencias históricas:         <ul> <li>a) El método histórico crítico frente la Biblia: Naturaleza y derecho de la crítica, 17. Aprecio excesivo y falsa aplicación del método crítico, 19. Reacción, 20.</li> <li>b) Carácter histórico de la tradición y narración bíblica: Testimonio de los Libros Sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, 22. Testimonio de la tradición judía y de la cristiana, 23. Exposición y estilo de los relatos bíblicos, 23. Testimonio de las fuentes extrabíblicas, 23. Observaciones para apreciar debidamente el carácter histórico de las narraciones bíblicas: Pragmatismo, 24. Diferencias entre la historiografía bíblica y la pagana, 24. La forma narrativa de la Biblia, signo de historia verdadera, 25. Los escritores sagrados y las fuentes, 26. Historia según las apariencias, 27.</li> <li>c) Los sistemas racionalistas y la historia bíblica: la escuela evolucionista, 28. Historia comparada de las religiones, 30. Babilonismo, 31. Panbabilonismo, 34. Vulgarización de las teorías racionalistas, 36. d) Opinión de los exegetas católicos acerca del carácter histórico de algunos relatos bíblicos: historia o alegoría, 37. Inspiración y mito, 38. Historia o protohistoria, 39. Relatos duplicados, 41.</li> </ul> </li> </ol> |          |
| III. Integridad e importancia de la Sagrada Escritura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42       |
| Integridad, 42. Credibilidad, 44. Belleza de la Biblia, 45. Lectura, 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

Año

| D  | 4 | æ | c |  |
|----|---|---|---|--|
| Ι. | а | ĸ | 5 |  |

47

57

#### PRIMERA PARTE

#### Historia del Antiguo Testamento

El Pentateuco: Importancia, 47. Testimonios del Antiguo y del Nuevo Testamento, 47. Criterios internos, 49. Posibilidad externa, 49. Testimonio de la tradición judiocristiana, 50. Decreto de la Comisión Bíblica, 51. La crítica moderna del Pentateuco, 52. Contestación, 53.

#### ÉPOCA PRIMERA

#### HISTORIA PRIMITIVA . .

#### Desde Adán hasta Abraham

|          | Génesis: 57. Importancia de la historia primitiva, 57. Revelación y tradición primitiva, 58. Posibilidad y efectividad e e e e e e e e e e e e e e e e e e                            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | tividad, 58.  Creación del mundo. Institución del sábado  Origen, tradición, objeto, texto y carácter histórico de la tradición, 60. Manera de exponer el relato de la Creación       | Сc         |
|          | en la Catequesis y en la predicación, 62; A. Creación «ex nihilo»                                                                                                                     | 62         |
|          | Dios, 63. Edad del mundo, 64.  B. La obra de los seis días                                                                                                                            | 65         |
|          | to día, 68. Quinto día, 70. Sexto día, 71.  C. Conclusión de la obra de la Creación. El sábado Sábado bíblico y sábado babilónico, 75. La cosmogonía bíblica y los mitos paganos, 76. | 74         |
| 2.<br>3· | Creación de los ángeles y caída de una parte de ellos . Creación y dotes del primer hombre                                                                                            | 77<br>79   |
| 4.       | hombre, 81. Teoría del evolucionismo, 82. Inmortalidad del alma, 83. El nombre de Adán, 84. El Paraíso                                                                                | 85         |
| 5∙       | Creación de la mujer                                                                                                                                                                  | 88         |
| 6.       | mana, 90.<br>Pecado de nuestros primeros padres<br>Historia o alegoría?, 91. Habla la serpiente, 93. El ten-<br>tador, 93. La tentación, 94. El pecado, 94. Sus consecuen-            | 91         |
| 7.       | cias, 94. Castigo del primer pecado y promesa del Redentor El Protoevangelio, 96. Los querubines, 100. Paralelos babilónicos del relato bíblico, 102.                                 | 96         |
| 8.<br>9. | Caín y Abel                                                                                                                                                                           | 103<br>107 |
| 90       | Genealogías de los patriarcas, 110. Longevidad, 111. Cro-<br>nología, 112. Edad del género humano, 112. Propaga-<br>ción y difusión del género humano, 113.                           | -,         |
| 10.      | El diluvio                                                                                                                                                                            | 114        |

los pueblos acerca del diluvio, 123.

| Ano              |                   | `<br>                                                                                                              | Pags.           |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                  | 11.               | Los hijos de Noé. Su muerte                                                                                        | 127<br>128      |
|                  | 13.               | nive, 134. Diversidad de lenguas, 134.<br>Origen y desarrollo del paganismo                                        | 136             |
|                  |                   | SEGUNDA ÉPOCA                                                                                                      |                 |
|                  |                   | ELECCIÓN Y GRANDEZA DEL PUEBLO DE ISRAEL .                                                                         | 143             |
|                  |                   | Desde la vocación de Abraham hasta la muerte<br>de Salomón                                                         |                 |
|                  |                   | (2100-929 a. Cr. aproximadamente)                                                                                  |                 |
|                  |                   | I. Elección del pueblo de Israel. Los Patriarcas                                                                   | 144             |
|                  |                   | Desde Abraham hasta Moisés (2100-1500 a. Cr.)                                                                      |                 |
| hacia<br>el 2100 | 14.               | Vocación de Abraham. Promesa patriarcal. Palestina<br>Amor a la paz y desinterés de Abraham. Abraham en            | 145             |
|                  | 16.               | Egipto. El Jordán. Hebrón                                                                                          | 153             |
|                  | 17.               | fana                                                                                                               | <sup>1</sup> 57 |
|                  | .0                | del Señor                                                                                                          | 160             |
|                  | 18.<br>19.<br>20. | Destrucción de Sodoma y Gomorra. El mar Muerto Nacimiento y sacrificio de Isaac. Agar e Ismael                     | 165<br>169      |
|                  | 21.               | Usos jurídicos                                                                                                     | 174             |
|                  | 23.               | del cielo                                                                                                          | 181             |
|                  | 24.               | Historia de José. Es vendido por sus hermanos José en casa de Putifar                                              | 180             |
|                  | 25.<br>26.        | José en la cárcel. Viticultura y fabricación del vino .<br>Encumbramiento de José. Costumbres egipcias. Helió-     | 193             |
|                  | 27.               | polis. El Nilo                                                                                                     | 195             |
|                  | 28.               | Viaje de los hermanos de José a Egipto José prueba a sus hermanos y se da a conocer                                | 199             |
|                  | 29.<br>30.        | Jacob en Egipto. Historia egipcia. Cronología                                                                      | 203<br>205      |
|                  | 31.               | Muerte de Jacob y de José. Bendición de Jacob                                                                      | 209             |
|                  |                   | II. Educación admirable del pueblo de Israel                                                                       |                 |
|                  |                   | por medio de Moisés                                                                                                | 216             |
|                  |                   | (1500-1400 a. Cr.)                                                                                                 |                 |
| hacia<br>el 1530 | 32.               | Nacimiento de Moisés. El libro del <b>Éxodo</b> . Estado de Egipto en aquella época. El faraón de la opresión y el |                 |
|                  | 33-               | faraón del éxodo .<br>Huída y vocación de Moisés. Permanencia en Madián.                                           | 216             |
|                  | 34-               | La zarza ardiente (Yahve)                                                                                          | 22 I<br>226     |
|                  | 35                | El cordero pascual y la salida de Egipto                                                                           | 233             |

| Año     | Pa                                                                                                                                                                                                                                                   | ágs                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         | 47. El profanador del sábado. Sedición de Coré. La vara                                                                                                                                                                                              | 238<br>246<br>256<br>268<br>278<br>288<br>296<br>302<br>314<br>317<br>321<br>331 |
|         | III. Gobierno de Israel en tiempos de Josué<br>y de los Jueces                                                                                                                                                                                       | 343                                                                              |
| hacia   | (1400-1050 a. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| el 1400 | 52. Los Jueces. El Libro de los Jueces. Otoniel, Aod, Samgar. 53. Barac y Débora 54. Gedeón, Abimelec, Tola y Jair 55. Jefté, Abesán, Ahialón, Abdón. Voto de Jefté 65. Sansón 67. Pecado y castigo de la tribu de Benjamín 68. Rut. El Libro de Rut | 343<br>359<br>363<br>374<br>374<br>380<br>383<br>385                             |
|         | IV. Israel bajo los tres primeros reyes. El reino unido.                                                                                                                                                                                             | 392                                                                              |
| hacia   | (1050-930 a. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| el 1050 | 61. Unción de David                                                                                                                                                                                                                                  | 39 <sup>2</sup><br>400<br>40 <sup>2</sup><br>404<br>408                          |
| (1010)  | <ul> <li>64. Magnanimidad de David. Muerte de Samuel Abigail</li> <li>65. Fin trágico de Saúl</li> <li>66. Duelo de David por la muerte de Saúl y Jonatás. Los</li> </ul>                                                                            | 413                                                                              |
| hacia   | Libros de las crónicas o Paralipómenos                                                                                                                                                                                                               | 416                                                                              |
| el 1010 | 67. David, rey piadoso e inspirado. Jerusalén. Instrumentos músicos. La promesa mesiánica. Salmo 23. Salmo 100.                                                                                                                                      | 418                                                                              |
|         | 60. Pecado y penitencia de David. Salmo 50. Salmo 31                                                                                                                                                                                                 | 432<br>445<br>449                                                                |
| 070     | David hace coronar por rev a Salomón. Ultimas dispo-                                                                                                                                                                                                 | • • •                                                                            |

| Año                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                         | Págs.                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                                         | siciones. Su muerte. Sepulcro de David, Libros                                                                                                                                                                                                                                            | III v IV                  |                                 |
|                                                                         | de los Reyes  72. Primeras disposiciones de Salomón. Su oració dente sentencia  73. Construcción y dedicación del Templo. El Líba                                                                                                                                                         | n y pru-<br>no            | 454<br>458<br>460               |
|                                                                         | <ol> <li>Magnificencia y sabiduría de Salomón. Su fin.</li> <li>TERCERA ÉPOCA</li> </ol>                                                                                                                                                                                                  |                           | 469                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIT                       |                                 |
|                                                                         | DECADENCIA DEL PUEBLO DE ISRA                                                                                                                                                                                                                                                             | ъг                        |                                 |
|                                                                         | Desde la división del reino hasta Jesucri<br>(929 a. Cr. hasta el nacimiento de Cristo                                                                                                                                                                                                    |                           | 472                             |
| 929                                                                     | <ul> <li>75. División del reino. Jeroboam, rey de Israel. le rey de Judá. Cronología. Cuadro sincrónico.</li> <li>76. Misión de los profetas</li></ul>                                                                                                                                    |                           | 473<br>481                      |
|                                                                         | I. Decadencia del reino de Israel .                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 483                             |
| 909-873<br>873-850                                                      | <ul> <li>77. Los reyes Nadab, Baasa, Ela, Zamri y Amri .</li> <li>78. El profeta Elías. El rey Acab. El sacrificio de Carmelo. Huída de Elías. Aparición de Dio</li> </ul>                                                                                                                | Elías. El<br>s en el      | 483                             |
| hacia<br>852-790                                                        | monte Horeb. Nabot. Castigo de Acab y Jezab<br>profetiza la muerte al rey Ocozías. Elías arreb<br>cielo. Eliseo heredero de su espíritu<br>79. El profeta Eliseo. La Sunamita. La inscripciór<br>Mesa. Naamán el sirio. Glorificación de Eliseo                                           | atado al<br><br>ı del rey | 484                             |
| 842-783                                                                 | sencia de sus enemigos sirios                                                                                                                                                                                                                                                             | az, reyes                 | 495                             |
| hacia el 800<br>(783-722)<br>(722-635)                                  | de Israel. Muerte de Eliseo                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>Amós .                | 500<br>505<br>507<br>513        |
|                                                                         | II. Decadencia del reino de Judá .                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 523                             |
| 910-842<br>842-736<br>736-638<br>(738-690)<br>(740-660)<br>hacia el 650 | 84. Asa, Josafat, Joram y Ococías, reyes de Judá . 85. Atalía, Joás, Amasías y Joatam 86. Los profetas Joel y Abdías 87. Acaz, Ezequías, Manasés y Amón, reyes de Ju 88. El profeta Isaías. Profecías mesiánicas 89. Los profetas Miqueas y Nahum 90. Judit. Carácter histórico del libro | <br><br>dá                | 524<br>525<br>528<br>534<br>553 |
|                                                                         | III. Caída del reino de Judá. Cautiverio bab                                                                                                                                                                                                                                              | ilónico .                 | 561                             |
|                                                                         | (638-536 a. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |
| 638-608                                                                 | 91. El rey Josías. Los profetas Habacuc y Sofoni                                                                                                                                                                                                                                          | as. Ha-                   | <b>5</b> 61                     |
| 608-587<br>(626-583)                                                    | llazgo del libro de la Ley                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 565<br>567<br>573               |
| (606-536)<br>(594-572)<br>(605-530)                                     | El libro del profeta Baruc                                                                                                                                                                                                                                                                | <br><br>onia              | 575<br>576<br>577<br>584        |
| . 000 / [                                                               | 96. Daniel salva a la casta Susana                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 586                             |

#### ÍNDICE

| Año          |                   | Pá                                                                                                    | igs.       |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | 97.<br>98.<br>99. | Los tres jóvenes en el horno de Babilonia Sueño del árbol cortado. Sacrilegio y castigo del rey       | 587<br>588 |
|              |                   |                                                                                                       | 589        |
|              | 100.              |                                                                                                       | 593<br>596 |
|              |                   | IV. El pueblo de Israel después de la cautividad                                                      |            |
|              |                   | de Babilonia                                                                                          | 600        |
|              |                   | (Desde el año 536 a. Cr. hasta el nacimiento de Cristo)                                               |            |
| 536<br>516   | 102.              | babel. Reconstrucción del Templo. Los Libros de Esdras y Nehemías. Cuadro sinóptico de la historia de | 600        |
| (520)        | 103.              |                                                                                                       | 603        |
| (466)        | 104.              | Segundo regreso a las órdenes de Esdras. Reconstruc-                                                  | <i>c</i>   |
| , ,          | İ                 |                                                                                                       | 607        |
| (453)        |                   |                                                                                                       | 609<br>611 |
| hacia el 430 | 105.              | <b>Ester</b> . Historicidad                                                                           | ()11       |
|              | 100.              | mana. La gran Sinagoga. Alejandro Magno                                                               | 616        |
| hacia el 280 |                   | La versión de los Setenta                                                                             | 618        |
| hacia el 200 | 107.              | Persecución religiosa en tiempo de los Seléucidas. Sa-                                                |            |
| hacia el 168 | , -               | crilegio de Heliodoro. Martirio de Eleazar                                                            | 619        |
|              | 1                 |                                                                                                       | 610        |
|              | 108.              |                                                                                                       | 622        |
| 167          | 100.              | Alzanse Matatías y sus hijos en defensa de la Ley. He-                                                | ,          |
| 166-163      |                   |                                                                                                       | 624        |
| 163-160      | 110.              | Heroísmo de Judas en tiempo de Antíoco V y Demetrio I. Su sacrificio y su muerte heroica              | 626        |
| 160-135      | III.              | Jonatás y Simón, caudillos y sumos sacerdotes de                                                      |            |
|              |                   | Judea. Moneda judía                                                                                   | 630        |
| 135-38       | 112.              |                                                                                                       | 633        |
| 38           |                   |                                                                                                       | 634        |
| en tiempo    |                   |                                                                                                       | 634        |
| de Cristo    |                   |                                                                                                       | 635<br>635 |
|              |                   | Libros poéticos y didácticos del Antiguo Testamento                                                   |            |
|              |                   | 771                                                                                                   | _          |
|              | 113.              |                                                                                                       | 641        |
|              | 114.              |                                                                                                       | 656<br>661 |
|              | 115.              |                                                                                                       | 664        |
|              | 116.              |                                                                                                       | 66g        |
|              | 117.              |                                                                                                       | 676        |
|              |                   |                                                                                                       | •          |
| INDICE ALFAE | BETICO            |                                                                                                       | 683        |
| INDICE DE G  | RABAD             | os                                                                                                    | 706        |

#### Siglas de titulos

#### de revistas y colecciones citadas en la presente obra

star Atlas biblicus, cd. Mart. Hagen S. J. Parisiis 1007.

🔊 = Der Alte Orient (El antiguo Oriente. Revista de vulgarización editada por la Sociedad de estudios relativos al Asia Anterior) Leipzig.

■ Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament (Textos y grabados para el estudio del Antiguo Testamento, publicados por H. GRESS-MANN en unión con A. Ungnade y H. Ranke) tomo II: grabados.

**EXIT** = La misma obra, tomo I: textos.

- **STA** = Alttestamentliche Abhandlungen (Disertaciones acerca del Antiguo Testamento, editadas por J. NIKEL) Münster.

  TAO = Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients (El Antiguo Testa-
- mento a la luz del antiguo Oriente, por A. Jeremías) Leipzig 1916. Bibelatlas (Atlas Bíblico, por R. de Riess), publicado por L. Heidet.

Friburgo 1924.

Biblische Studien (Estudios biblicos, revista publicada por O. BARDEN-HEWER) Friburgo 1894 ss.

MAT = Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament (Contribución al estudio del Antiguo Testamento) Leipzig.

EZ = Biblische Zeitschrift (Revista Biblica, publicada por J. Göttsberger v J. Sickenberger) Friburgo 1902 ss.

= Biblische Zeitfragen (Cuestiones biblicas, serie 1-4 publicadas por J. Nikel y J. Rohr; serie 5-11, por P. Heinisch y J. Rohr) Münster. = Biblische Zeit- und Streitfragen, zur Aufklärung der Gebildeten (Cuestiones)

tiones y controversias biblicas, para ilustrar a las personas cultas), publicado por Ккоратьснек. Grosslicherfelde-Berlín 1905 ss.

Enchiridion symbolorum et definitionum et declarationum, por Denzinger. Friburgo.

**Fig. 3.** = Freiburger theologische Studien (Estudios teológicos de Friburgo). Frankfurter Zeitgemässe Broschüren (Colección de folletos iniciada por Haffner, Janssen y Thissen) Hamm, Westfalia.

**E** Handbusch der altorientalischen Geisteskultur (Tratado acerca de la

civilización oriental antigua, por A. JEREMÍAS) Leipzig 1913.

- L = Das Heilige Land, Organ des Deutschen Vereins vom Heiligen Land (Tierra Santa, órgano de la Asociación Alemana de Tierra Santa) Colonia.
- E Historisch-Politische Blätter für das kathol. Deutschland (Hojas histórico-políticas para los católicos alemanes) Munich.

**E** = Die Kultur (La Cultura, revista trimestral de ciencia, literatura y arte, publicada por la Sociedad Austríaca de León XIII) Viena.

**EAT** = Die Keilinschriften und das Alte Testament (Las inscripciones cuneiformes y el Antiguo Testamento, por H. ZIMMERN y H. WINKLER) Berlín 1903.

**Der** Katholik (El católico, revista de la ciencia católica y vida eclesiás-

tica) Maguncia.

**S** = Keilinschriftliche Bibliothek (Biblioteca de inscripciones cuneiformes. Colección de textos asirios y babilónicos transcritos y traducidos, publicada por E. Schrader), tomos I-VI. Berlín

Kirchliches Handlexikon (Diccionario manual eclesiástico, publicado por M. Buchberger) Munich 1907-1909.

**Kirchenlexikon oder Enzyklopädie der kathol. Theologie und ihrer Hilfs**wissenschaften (Diccionario Eclesiástico o Enciclopedia de Teología

Católica y ciencias auxiliares, publicado por el Cardenal Hergenröth y Fr. Kaulen) 12 volúmenes, 2.ª ed. Friburgo. KM = Katholische Missionen (Missiones católicas) Friburgo-Aquisgrán.

KPA = Kompendium der palästinischen Altertumskunde (Compendio de A queologia Palestinense, por P. Thomsen) Tubinga 1913. KPB = Kölner Pastoralblatt (Hoja Pastoral de Colonia, publicada por Berre

RATH y VOGT).

KT = Keilinschriftliches Textbuch (Textos de inscripciones cuneiformes, p blicados por H. Winckler) Leipzig 1909.

LB = Lexicon Biblicum, ed. M. HAGEN S. J. Vol. I-III. Parisis 1905 ss.

LBKV = Literarische Beilage zur Kölnischen Volkszeitung (Suplementos lit rarios de la Gaceta Popular de Colonia). I.Hw = Literarischer Handweiser (Guia literaria, fundada por Franz Hül

KAMP y HERM. RUMP) Münster; publicada en 1918 y 1919 por E. M. R LOFF, y desde 1920 por G. KECKEIS, Friburgo. LR = Literarische Rundschau für das kathol. Deutschland (Revista literar

de los católicos alemanes, publicada por J. SAUER) Friburgo.

MDOG = Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (Informaciones a la Sociedad de Asia Anterior).

NK = Natur und Kultur (Naturaleza y civilización, publicada por F. J. VÖLLE

Munich. NO = Natur und Offenbarung (Naturaleza y Revelación) Münster.

OLZ = Orientalistische Literaturzeitung (Gaceta literaria orientalista) Leipzig

PB = Pastor bonus (Revista pastoral) Tréveris.

PJ = Palästina Jahrbuch (Anuario de Palestina, publicado por Dalman) Berlín RB = Revue biblique, publiée par l'Ecole pratique des Etudes bibliques. París

Roma 1893 ss. Rb = Realia biblica geographica, naturalia, archaeologica, ed. M. HAGEN. Pa

risis 1914. RE = Realenzyklopädie für protestant. Theologie und Kirche (Enciclopedia tec lógica de la Iglesia Protestante, 3.ª ed., publicada por A. HAUCK) Leir zig 1803 ss.

RgV = Religionsgeschichtliche Volksbücher (Libros populares de historia de la

religiones, publicados por Fr. M. Schiele) Tubinga.

ThG = Theologie und Glaube (Teologia y Fe, revista del clero católico) Pader born 1909 ss.

ThpMS = Theologische praktische Monatschrift (Revista mensual de teologipastoral) Bassau. ThpQS = Theologisch-praktische Quartalschrift (Revista trimestral de teologie

pastoral) Linz.

ThR = Theologische Revue (Revista teológica, publicada por Fr. Diekamp Münster.

TQS = Tübinger theologische Quartalschrift (Revista teológica trimestral) Tu

SthSt = Strassburger theologische Studien (Estudios teológicos de Estrasburgo Friburgo.

StL = Stimmen aus Maria-Laach (Ecos de Maria-Laach) Friburgo.

StZ = Stimmen der Zeit (Ecos contemporáneos) Friburgo.

VGG = Vereinschriften der Görres-Gesellschaft (Publicaciones de la Sociedad de Görres) Colonia.

WBG = Wissenschaftliche Beilage der «Germania» (Suplementos científicos des

periódico «Germania») Berlín. WSt = Weidenauer Studien (Estudios de Weidenau, publicados por los profesores del Seminario de Weidenau, en colaboración con la Sociedad de León XIII) 1907 ss.

ZAW = Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft (Revista de estudios del Antiguo Testamento, publicada por K. MARTI) Giessen.

ZDMG = Zeitschrift der Deutsch-Morgenländischen Gesellschaft (Revista de la

Sociedad Orientalista Alemana) Leipzig. ZDPV = Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins (Revista de la Asociación Palestinense Alemana) Leipzig.

ZKTh = Zeitschrift für katholische Theologia (Revista de teologia católica) Innsbruck.

#### INTRODUCCIÓN

#### Naturaleza de la Sagrada Escritura

#### Revelación

1. «Dios, que en otros tiempos habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, nos ha hablado últimamente en estos días por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero universal de todas las cosas, por quien creó también los siglos.» Estas palabras con que el apóstol san Pablo da comienzo a su Epistola a los Hebreos, nos enseñan con precisión y claridad la noción y carácter de la Sagrada Escritura, haciendo resaltar ante todo el hecho y la naturaleza de la Revelación.

Dios ha hablado , esto es, ha comunicado la verdad a los hombres, se ha manifestado, no sólo — como dice el Concilio Vaticano (1870) frente a los errores del moderno racionalismo ---, dando a conocer sus secretos a la humana inteligencia por medio de las cosas creadas, sino que plugo a su sabiduría y bondad revelar sobrenaturalmente los arcanos de su naturaleza y los eternos decretos de su voluntad. Revelación es, pues, no la conciencia que el hombre adquiere de su relación con Dios 2, sino una comunicación de Dios al hombre. Gracias a ella, los misterios divinos, impenetrables al humano entendimiento, son conocidos sin dificultad, con absoluta certeza y sin mezcla de error, aun en el estado de naturaleza caída. Sólo por medio de ella puede el hombre llegar a conocer aquellas verdades sobrenaturales que están por encima de su alcance y cuya fiel aceptación es condición indispensable para el logro de la eterna felicidad.

Dios ha hablado en distintas ocasiones. La Revelación no se verificó de una vez, sino progresivamente; y no sólo en el curso de la historia, sino teniendo ella misma una historia propia (interna y externa), su desarrollo o evolución. Revelación v evolución no son conceptos contradictorios. Carece de base y arguye total desconocimiento del concepto de Revelación la teoría de los que afirman que una Revelación efectuada de modo humano y desarrollada progresivamente, es «un desleimiento de la idea primitiva de revelación profunda-

¹ El verbo griego lalcín. muy poco empleado en el lenguaje clásico, pero de uso frecuente en la Epistola a los Hebreos y en general en el Nuevo Testamento, significa (como el verbo dabár), a diferencia de légein (hebreo amár = decir, hablar), una participación de ideas y sentimientos íntimos, una manifestación de cosas ocultas, fundada en la simpatía, en particular una comunicación de cosas divisas, fundada en el amor, o sea, una revelación divina; cfr. Luc. 1, 70; Act. 2, 31; Iac. 5, 10.
² Así la tesis 20 reprobada en el Syllabus de Pío X (véase la edición autorizada de Herder, págia 7; Denz. 2020); cfr. Heiner, Der neue Syllabus Pius X² (Maguncia, 1908) 101 ss.; Bessmer, Phiss. u. Theol. des Modernismus (Friburgo, 1912) 238. — Los protestantes modernos explican de muy distinta manera que los católicos y los protestantes antiguos el concepto de Revelación. Según ellos no mon objeto de ésta «las verdades sobrenaturales»; la Revelación no es sino «la comunicación que de simo hace el Dios vivo para establecer una comunidad de vida con El», una «reviviscencia» de la smo hace el Dios vivo para establecer una comunidad de vida con Els, una «reviviscencia» de la inidad en la naturaleza, en un acontecimiento histórico, en los actos de un personaje humano. Sólo la fe se puede experimentar interiormente una Revelación de esta naturaleza; la ciencia únicante puede llevarnos «a la sospecha de la Revelación en Israel» (Sellin, Das AT und die evangel Erche der Gegenwart, 1921, 18 ss.).

mente arraigada en los pueblos orientales» 1, o que «el concepto de evolución

pugna con el de religión positiva» 2.

El concepto de evolución era conocido en sus líneas generales por la filosofía antigua (Aristóteles) 3; y la teología cristiana antigua y medieval supo aplicarlo a la historia de la Revelación. «No es de invención moderna, afirma el teólogo protestante liberal Gunkel 4, asociar Revelación e historia; al contrario, esta creencia es tan antigua como el cristianismo. Tan pronto como la nueva religión se enfrentó con la antigua, vióse en ésta una preparación para aquélla. Y esta idea, que el apóstol san Pablo fué el primero en exponer, nunca fué olvidada por la Iglesia cristiana. Es preciso poner ante los ojos de nuestros contemporáneos, tan poseídos del sentido histórico, esta idea de la educación progresiva del género humano, de la Ley como pedagogo que nos condujo a Cristo». Acerca de esta divina educación del Antiguo Testamento, se encuentran los más hermosos y profundos pensamientos en los santos Padres 5; si bien éstos no toman en consideración, por lo general, las circunstancias externas que han influído en la historia y en el pensamiento del pueblo de la Revelación. Esto se explica por la falta de conocimientos históricos y porque consideraban en la Biblia el aspecto moral y dogmático, para el cual importa más el fondo de la Revelación que la manera como ésta se efectuó. Santo Tomás de Aquino abunda en las mismas ideas que los santos Padres 6.

El concepto cristiano de la Revelación encierra cuanto de verdadero y razonable contiene el concepto moderno de evolución. Es inadmisible una evolución de un ser cualquiera sin un germen inicial de donde proceda, un fin al cual tienda, una fuerza impulsiva que actúe internamente, y circunstancias externas que pongan a prueba su poder de adaptación 8. En nuestro caso, el germen evolutivo es aquella Revelación primitiva que comprende las verdades más generales e importantes; en tal forma, que las revelaciones posteriores deben ser consideradas como un desarrollo de las ideas contenidas en aquéllas. El fin es la Revelación plena y la redención en Cristo. La fuerza impulsiva y la ley que rige la evolución es la actividad divina obrando continuamente en los profetas, venciendo obstáculos, como el error, las pasiones y los pecados de los hombres. Conocemos las circunstancias externas por la misma Sagrada Escritura y por la historia de la política y de la civilización del antiguo Oriente. Los progresos de la historia profana, lejos de comprometer el carácter revelado del Antiguo Testamento, han esclarecido las condiciones naturales y las influencias bajo las cuales se efectuó la evolución de la Revelación. - Considerado teleológicamente (relación, tendencia al fin) el concepto cristiano de la Revelación, su carácter evolutivo resalta aún más que el de cualquier otro proceso natural. «La idea del conjunto domina cada una de las partes y la formación de éstas es cual el conjunto exige; oculta en el germen está la idea del todo, que rige el desarrollo según un plan fijo e inmanente» 9. Esto ocurre en la historia de la Revelación — no ciertamente en la caricatura que de ella hacen los modernos —, por ejemplo, en el desenvolvimiento de la idea de Dios, de las profecías mesiánicas y de la vida futura 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Delitzsch, Babel und Bibel II (Stuttgart, 1903) 44. De muy distinta manera se expresa el protestante Lotz de Erlangen, el cual (en Geschichte und Offenbarung in AT<sup>2</sup>, Leipzig, 1893, y en Das AT und die Wissenschaft. 1905, 54-70), defiende resueltamente la tesis: «No existe oposición entre historia y revelación»; muéstrase además convencido de que la historia del Antiguo Testamento es ouna evolución, entre cuyas fuerzas impulsoras y hechos fundamentales debe incluirse una especialísima cooperación divina, muy superior a todo lo natural».

Así Maurenbrecher en la revista mensual Die Tat, septiembre 1910, pág. 307.

Meyer, Der Entwicklungsgedanke bei Aristoteles (Bonn, 1909).

Weiterbildung der Religion (Munich), 64.

2 Cfr. Diestel, Geschichte des AT in der christlichen Kirche (Jena, 1869), 56 ss.; Willmann, Geschichte des Idealismus II<sup>2</sup> (Brunsvique, 1907), 23 ss.; Schanz, Apologie des Christentums II<sup>3</sup> (Friburgo, 1905), 4 ss. 376.
Cir. Pesch, Glaube, Dogmen und geschichtl. Tatsachen, en Theolog. Zeitfragen, cuarta serie

<sup>(</sup>Friburgo, 1908), 183, siguiendo a Sto. Tomás, Summa Theolog. 2. 2, q. 1. a. 4-10; q. 11, a. 3, etc.

'Cfr. Becker, Der Entwicklungsgedanke in seiner Anwendung auf die Religion, en Kath 1908 11,
401 ss.: Rademacher, Der Entwicklungsgedanke in Religion und Dogma (Colonia, 1914): Pohle, Vereinbarkeit der Offenbarung mit den Entwicklungsgesetzen der Menschheit, en Esser-Mausbach, Reli-

gion, Christentum und Kirche 1, 440 ss.
Nostitz-Rieneck, Monistische Entwicklungslehre = entwicklungsleere Entwicklungsmare, en Stl. 1901, fascículo 1, 41.

Meyer, Der Entwicklungsbegiff und seine Anwendung, en VGG 1908, fascleulo 3, 55.
 Cfr. las acertadas deducciones de Rademacher, Gnade und Natur, en Apologetische Tagesfragen (M. Gladbach, 1908), fascículo 7, 33 15.

El concepto católico sigue un término medio entre dos teorías igualmente emperadas; la teoría de la evolución y la teoría de la degradación 1. La primina, afirmando que toda verdad y toda historia es producto de la evolución mittant, se desentiende de lo sobrenatural y busca el origen del género humano entre les especies animales y el origen de la religión en las más bajas manifestortones vitales y culturales. La segunda no ve en el desarrollo histórico del Ambiguo Testamento sino perversión y pecados, que van en aumento a medida

min su acerca el tiempo del cumplimiento en Cristo. 11111 hubló de muchas maneras. La historia de la Revelación corre paralelamente a la historia del mundo; tampoco entorpece el camino de ésta; más lilen se ballan ambas íntimamente entrelazadas, formando un todo armónico. In la acción reveladora de Dios se echa de ver adesde un principio, tal acomoilimitim a las aptitudes, debilidades y prejuicios del órgano transmisor de la fluvelmión y de su ambiente, tan suave adaptación al carácter, formación y million de la época, que sólo un experimentado y penetrante espíritu es capaz ele reconocer la influencia de Dios»<sup>2</sup>. Cada revelación lleva su sello peculiar, figure el tiempo en que se dictó, la verdad que encierra y el carácter y cultura del Instrumento humano. ¡Cuán distinta la Revelación de Dios a los patriarcas manuilla como ellos y su siglo —, de la acción divina mediante los profetas en épocas culminantes de la historia de Israel! Enorme es la diferencia entre el primeder primitivo y casi salvaje de los jueces y la dulce y piadosa doctrina de lamia hijo de Sirac; y unos y otros son igualmente instrumentos elegidos por id minimo Dios para manifestarse al pueblo escogido. «En sus relaciones con los hombros usa Dios más de su sabiduría que de su omnipotencia; aquélla, como illinorium providencia, ve y gobierna a través de los siglos, acomodándose a las humanas necesidades e influyendo como energía invisible en todos los procesos Irlatoricoso 🔧

Illimamente, en nuestros días, nos ha hablado Dios por medio de su Hijo. Immunisto es centro y cumbre de toda la Revelación divina; san Pablo le llama Im de la ley. A él y al reino por él fundado se refiere toda la historia y conteililio de la Revelación del Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento furnian un todo, se pertenecen y completan como cimiento y remate del edificio, riquillo y flor, sombra y cuerpo, figura y realidad, tipo y antitipo. En este senthin llega a decir san Agustín hablando de la historia sagrada: «aquel a quien Ciliato ne manifiesta en ella, sepa que la ha comprendido. Pero antes que haya encontrado en ella a Cristo, no se precie de haberla entendido» 4. Y da razón de limber sido escrita antes de la venida de Cristo no es otra sino porque ésta furse ununciada y la Iglesia prefigurada».

linte carácter preparatorio de la Revelación del Antiguo Testamento se pone de munifiesto especialmente en las figuras 6 y profecias mesiánicas. El apóstol Inblo afirma en sus cartas, que el Redentor había sido prefigurado bajo

<sup>! (</sup>I) Gieschrecht, Die Degradationshypothese und die all Geschichte (Leipzig, 1905); Steude, Entwhiteleng and Offenbarung (Stuttgart, 1905), 18 ss.

Polile, 1. c. 441. Hild. 442. Luarr. in Ps. 95. n. 2.

De catechiz, rudib. c. 3.

Acorea del caracter típico del Antiguo Testamento y de las figuras biblicas, véase H. Weiss, Die mentanischen Forbilder (Friburgo, 1905). Por figura o tipo (del griego typtein, pegar, cincelar; de ahf similiara, modelo, ejemplar) se entiende un objeto o persona, acción o suceso destinado a significar alguna man luturn y a representarla de alguna manera de antemano. Acontece esto en virtud de cierta relación o complanza existente entre la figura y lo figurado, fundada ora en la naturaleza de la figura, ora en la intención del que la emplea. Así la sombra que proyecta una persona sobre el suelo denota su municidento y la representa al mismo tiempo, aunque con imprecisos perfiles. El arquitecto representa an el plano o modelo el edificio que dessa construir, dibujándolo de antemano con todas sus particularidades en reducidas proporciones. — En la interpretación de las figuras debe buscarse sobre todo las nuelogías fundadas en la cosa misma o en la intención de Dos, mas no los rasgos fortuitos, semularlos o artificialmente reconstruídos. Menester es también distinguir entre figura y mero símbolo. I munho un trata de formar juicio científico acerca de los tipos, o de utilizarlos para fines prácticos, debe observaran que el reconocimiento de las figuras es completamente seguro solamente respecto de los permemo seguro, respecto de otras cosas, aunque sean importantes; muy probable o sólo probable, tratándon de conne de poca importancia; inverosímil o ridículo cuando desciende a nimicaldes; pierde en puridad cuanto más mira al pormenor. Pero debemos guardarnos de menospreciar las interpretaciones de los santos Padres, especialmente cuando están fundadas en el sentido literal del texto o se apoyan an numero so autores de peso, particularmente cuando no se hace uso de tales interpretaciones para acomunitar la le, sino sólo para exhortar a la virtud y a la piedad. Cfr. la Encíclica Povidentissimus 44 y HSZ IX, 4, 82.

múltiples formas. Así, hablando del ceremonial de la ley judaica, advierte que nes una sombra de lo que ha de venir; pero la realidad es Cristo» L Sólo en parte conocieron los israelitas los rasgos del Redentor. Para ellos, el tipo más corriente es David, cuyo nombre emplearon los profetas para designar al futuro Redentor. «Ellos (los judíos después de la cautividad de Babilonia) servirán al Señor y a David, su Rey, a quien yo quiero suscitar», dice el profeta Jeremías 💤 En cambio, nosotros, cristianos, reconocemos sin dificultad las figuras mesiánicas, porque las vemos cumplidas en Cristo, y son puestas expresamente de manifiesto por el Nuevo Testamento y la Iglesia. Por eso mismo contribuyen no poco a hacernos admirar la sabiduría y la Providencia de Dios, que gobierna y dispone a través de los siglos, y a afianzar nuestra fe en Jesucristo, Redentor enviado por Dios. De manera más explícita e inteligible, aun para los judíos, describieron los profetas 3 al futuro Mesías, señalando circunstanciadamente su origen y nacimiento, vida y muerte, resurrección y glorificación.

#### Sagrada Escritura. Canon

2. La Revelación sobrenatural está contenida en libros escritos y em tradiciones orales, según doctrina de la Iglesia expresada por el Concilio de Trento . El conjunto de libros revelados forma la Sagrada Escritura o Biblia. Llámanse «sagrados», porque santo es su autor (Dios), sagrado el asunto de que tratan (Revelación divina), temerosos de Dios e iluminados por el Espíritu Santo los hombres por quienes fueron escritos. La palabra «Biblia» (del griego biblos, libro) quiere significar que se trata del «Libro de los Libros»; y es en verdad el libro más venerado e importante del mundo (aunque no el más antiguo). Llámanse también «canónicos» estos libros, porque, conteniendo las revelaciones, manifestaciones y comunicaciones de Dios a los hombres, pueden considerarse como norma y regla (canon) de la fe y costumbres. La colección de todos ellos recibe también el nombre de Canon de la Sagrada Escritura.

Qué libros integran esa colección y, por consiguiente, deben tenerse por canónicos, cuestión es que no puede dilucidarse por medio de los mismos libros, sino mediante la autoridad de la Iglesia, la cual, en virtud de un juicio de su magisterio infalible, apoyado en la tradición, decide la canonicidad de cada libro. En efecto, el Concilio Vaticano se declaró que deben ser tenidos por canónicos todos aquellos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que se enumeran en el decreto del Concilio de Trento, integros, con todas sus partes, y tales como se encuentran en la antigua edición Vulgata latina.

3. Escasas son las noticias que poseemos acerca de la formación y evolución del Canon antiguo. Moisés puso ciertamente la base de esa colección, cuando por mandato divino escribió las «palabras de la ley» y entregó su libro a los levitas para que lo guardasen junto al Arca de la Alianza y fuese leído cada 7 años al pueblo (en la fiesta de los tabernáculos del año sabático) . A este primer elemento de la literatura canónica se añadieron otros en el transcurso de los tiempos. Así, Josué unió sus «palabras» 7 al libro de la Ley, y

<sup>1</sup> Col. 2, 17; cfr. Hebr. 8, 5; 10, 1; I Cor. 10, 6, 11.

<sup>\*</sup> Ierem. 30, 9.

\* Comentarios científico-populares acerca de las profecías mesiánicas: Leimbach, Mess. Weissagungen des AT (Ratisbona, 1908); A. Schulte, Die mess. Weissagungen des AT nebst dessen Typen übersetzt und kuiz erklärt (Paderborn, 1908); un compendio sucinto puede verse en Döller, Die Messiaserwartung im AT, en BZF IV 6-7; P. Matth. Wolff trae los textos más importantes (en hebreo y latín) (? Tréveris, 1922); lo mismo Hoberg, Kalechismus der mess. Weissagungen (Friburgo, 1915), con algunas breves explicaciones. — Para conocer las opiniones de los teólogos protestantes y la literatura correspondiente, v. Sellin, Die israelitisch-jüdische Heilandserwartung, en BZSF V 2-3; König, Die mess. Weissagungen des AT, vergleichend, geschichtlich und exegetisch behandelt (Stuttgart, 1923).

\* Cuarta Sesión, decreto acerca de los libros canónicos (Denz. 783).

\* Decisiones dogmáticas acerca de la ſe, en la tercera Sesión del Concilio, cap. 2, De Revelatione (Denz. 1787).

<sup>(</sup>Denz. 1787).

Deut. 31, 9-13 y 24-26.

1os. 24, 26. Ya se refiera sólo a los discursos de los capítulos 23 y 24, o ya a toda la obra, eª núcleo del libro actual está constituído por anotaciones del mismo Josué.

Samuel «depositó ante el Señor» la ley del reino. Los otros libros, que con el de Josué forman el grupo de los históricos, fueron compuestos, según tradición pudía, por profetas iluminados por el Señor; por su contenido y forma son una continuación del de Josué. En tiempos del rey Ecequías eran ya conocidos un Salterio de David (II Par. 29, 30) y una colección de Sentencias de Salomón, que fué ampliada por encargo del mismo Rey (Prov. 25, 1). Los profetas dan testimonio de que escriben sus profecías por inspiración divina. Isaías reunió sus discursos en un Libro del Señor, y Jeremías dictaba a su discípulo Baruc en das las palabras que el Señor le había hablado». Los escritos de los doce profetas menores eran conocidos por el autor del Eclesiástico (180 a. Cr.) como una sola obra, el Libro de los Doce Profetas. El siglo segundo antes de Jesucristo poseía una colección de libros sagrados, divididos en tres secciones, costumbre seguida después entre los judíos: Ley, profetas y hagiógrafos (véase el prólogo de la versión griega del libro de Jesús hijo de Sirac); en Mach. 2, 13 se atribuye esa compilación a Nehemías.

Según la tradición judía, el Canon antiguo se cierra con Esdras. Flavio losefo, sacerdote y escritor contemporáneo de los apóstoles, dice que más tarde se escribieron también libros sagrados, pero que no gozaron de igual autoridad (esto es, canonicidad) que los anteriores, porque les faltaba el testimonio profético. Por eso los judíos, hasta nuestros días, reconocen como canónicos, sólo aquellos libros que se mencionan en el Canon de Esdras (libros protocanónicos).

Mas no es creíble que los últimos tiempos posteriores a la cautividad fuesen estériles para la Revelación y que el fin de la época precristiana se caracterizase por la ausencia de espíritu profético e Inspiración. En realidad existieron en esta época, próxima a Cristo, libros históricos y doctrinales, que fueron tenidos por canónicos entre los judíos helenistas, recibidos en la versión griega y leídos em las sinagogas de Palestina. Estos libros del Canon helenista (que no constan en la colección de Esdras) se llaman deuterocanónicos; son los libros de Tobías, Judit, Baruc, Sabiduría, Jesús hijo de Sirac, los dos libros de los Macabeos y algunos trozos de los libros de Daniel y Ester. La Iglesia, autorizada con el ejemplo de Jesucristo y de los apóstoles, ha hecho suya la colección de los libros del Antiguo Testamento reconocidos como sagrados, según se contienen en la versión griega, y por tanto, desde el primer momento ha usado y respetado como sagrados los deuterocanónicos, lo mismo que los demás libros santos. De ello dan testimonio los Padres más antiguos, los escritores eclesiásticos y los herejes, los indices del Canon de los siglos tercero y cuarto, las representaciones de las catacumbas y los concilios de Hipona y Cartago, celebrados en 393 y 397 bajo la presidencia de san Agustín 2.

#### 3. Inspiración

4. Según doctrina de la Iglesia, todos los libros canónicos han sido escritos por Inspiración divina, son *inspirados*<sup>3</sup>, tienen a Dios por autor. La Sagrada Biblia, en cuya composición ha intervenido de manera espe-

I Reg. 10, 25. — Es costumbre en Oriente depositar libros importantes, en especial documentos tellglossos y anotaciones, en el santuario; cada templo posee su archivo — lo cual importa muchísimo » la conservación de la doctrina e historia.

Portner, Die deuterokanonischen Bücher des AT (Münster, 1893). Los reformadores del siglo xvi mentituron el Canon judio, desechando como apócrifos los libros deuterocanónicos. El protestantismo moderno, influído por el racionalismo, rechaza el concepto cristiano del Canon, dando a la palabra un mentido subjetivo. Según Sellin (l. c. 86), el Canon consiste en que la voz de Dios resuena directamente de la Biblia en los fieles y en la Iglesia, imponiendo obediencia, quebrantando la voluntad propia, despertando la fe; consiste en suma en que de ella sale una voz sobrentarual, que se apodera de los rurazones, la voz de Dios que atrae al hombre y a la humanidad con su bondad, a éste de un modo, a quel de otro, ora con hechos, ora con palabras, pero sobre todo con la figura, vida, doctrina y ejemplo de su Hijos. Con esto se imagina Sellin assgurar el carácter canónico del Antiguo Testamento contra la tesia de Harnack: erechazar el Antiguo Testamento en el siglo 11 hubiera sido una falta, de la cual aujor precaverse la gran Iglesia; conservarlo en el siglo xvi fué una fatalidad a la que no pudo sustinorse la Reforma; pero conservarlo en el protestantismo desde el siglo xix como documento canónico, en consecuencia de una parálisis religiosa y eclesiástica» (Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott, lambila, 1921, 248). Considerada la evolución religiosa del protestantismo, no se puede negar que Harmack ex consecuente.

Schmid, De inspirationis Bibliorum vi et ratione (Brixen, 1885). KL VI '705 ss. De inspiratione Script. (Friburgo, 1966). Un excelente estudio de todas las cuestiones relativas a la inspiración pundo verse en Meyenberg: 1st die Ribel inspiriert? (Lucerna, 1907); eff. también Zur Inspirationslehre.

cialisima el Espíritu Santo, influyendo en los pensamientos y determinaciones del escritor, no sólo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios.

Esta doctrina católica de la Inspiración está tomada en el fondo, y aun en la forma, de la misma Sagrada Escritura. En el Nuevo Testamento se llama al Antiguo Testamento «escritura inspirada por Dios» (scriptura divinitus inspirata) 1. Los que la escribieron son calificados de «santos varones de Dios», que hablan, no según voluntad humana, sino «movidos (inspirati) 2 por el Espíritu Santo». El mismo Jesucristo, los apóstoles y evangelistas, refiriéndose a lugares del Antiguo Testamento, dicen que Dios habló por boca de los profetas o que éstos hablaron «inspirados por el Espíritu Santo». Es, asimismo, sentir unánime de toda la tradición eclesiástica, que la Sagrada Escritura es inspirada. Los santos l'adres la llaman «sentencias del Espíritu Santo» . «voz de Dios» 4, «carta del Creador a sus criaturas» 6.

También la razón natural demuestra la probabilidad del hecho de la Inspiración. Quien sin prejuicios estudia los Sagrados Libros, llega pronto a sentir el hálito del espíritu inspirador, al ver que hombres débiles, sujetos a error, viviendo en medio de pueblos paganos envueltos en fantasías mitológicas y desvaríos de la inteligencia y del corazón, han podido hablar verdades celestiales y conservar puro y enriquecer más y más el precioso caudal de la Revelación y de las divinas promesas; y no obstante ser tan grande el lapso de tiempo entre unos y otros y tan distintos sus caracteres, todos han contribuído a la formación de un edificio armónico, al cual sólo un sentido oscurecido puede negar su admiración. No hay pueblo alguno del mundo, sino Israel, cuya literatura haya conservado a través de mil años tal consonancia en sus ideas fundamentales. La idea de la redención del mundo, de la salvación de todos los hombres, no esflor nacida en el jardín del sentimiento del alma judía, y esto no obstante, predomina en las páginas de la Sagrada Escritura, de la primera a la última, según un plan de rigurosa unidad. Esta unidad de plan en las ideas más clevadas y su constante desenvolvimiento como el de un capullo, esta armonía en las ideas fundamentales, a pesar de la multiplicidad del factor humano, es para la razón algo que manifiesta la acción de Dios en la Biblia.

Respecto a la naturaleza de la Inspiración, declara el Concilio Vaticano que la Iglesia tiene por santos y canónicos los libros de la Sagrada Biblia, «no porque, escritos por humana industria, los ha aprobado después con su autoridad; ni tampoco porque contienen la Revelación sin mezcla alguna de error; sino porque, inspirados por el Espíritu Santo, tienen a Dios por autor 7. La aprobación eclesiástica no puede hacer de un libro escrito por el hombre un libro divino; la Iglesia no puede hacer que un libro sea inspirado; sólo puede declarar si un libro es o no de inspiración divina. La asistencia divina que garantiza la certeza de las verdades reveladas, no desampara a la Iglesia en su función docente. Inspiración quiere decir algo más; es una acción del Espíritu Santo sobre el entendimiento y voluntad del escritor (humano) de los Sagrados Libros, en virtud de la cual escribe éste, siguiendo la moción divina, todo aquello que Dios quiere y en la forma que El lo quiere, sin sentirse por esto coartado en su independencia. Pues la Inspiración no anula ni menoscaba el carácter del escritor, sino que se sirve de él para un fin más elevado. Según doctrina de la Iglesia, la gracia presupone la naturaleza, la sublima y ennoblece, sin cambiarla ni violentarla. Gracia y naturaleza obran de acuerdo, de tal suerte, que por

en St.L. vol. LX (1906), fascículos 2 y 3. — Para un estudio histórico doctrinal de la inspiración, v. Dausch, Die Schriftinspiration, eine biblisch-geschichtliche Studie (Friburgo, 1891); Holzhey, Die Inspiration der Heiligen Schrift in der Anschauung des Mittealters (Munich, 1895); cft. Pesch, Theologische Zeitfragen, tercera serie (Friburgo, 1902); Dorsch, Die Wahrheit der biblischen Geschichte in den Anschauungen der alten christlichen Kirche, en ZKTh 1905 y 1906.

Tertuliano, Apol. 31. \* (San Gregorio Magno, Ep. 4, 31 (Ad Theod.); cfr. S. Agustín, In Ps. 90, serm. 2, 1; In Ps.

<sup>149, 5.</sup> Tercera Sesión, cap. 2.

la influencia inspiradora del Espíritu Santo se consiguen las intenciones divinas

sin mengua de la libre actividad y del carácter del hombre.

La Inspiración no cambia ni el carácter del escritor ni su disposición natural ni sus conocimientos adquiridos; ni siquiera remedia las imperfecciones y defectos de la persona o de sus facultades. El individuo humano, tal cual es, se torna en instrumento libre del que Dios se sirve para escribir lo que tiene por conveniente para enseñanza, corrección, consuelo y aviso del hombre. Por esto, los Libros Sagrados llevan el sello de la personalidad del escritor y de su lengua materna, el sello de la época y de la nación oriental, en particular el del pueblo semítico-palestinense. Tampoco eximía la Inspiración a los escritores de los Libros Sacros del trabajo de reflexionar e investigar. Sólo eran objeto de sobrenatural y divina Revelación aquellas verdades que el escritor no podía alcanzar con su propio esfuerzo; Revelación e Inspiración no son sinónimos. Los escritores tenían conciencia de no ser meros instrumentos de Dios, ni su libro una copia al dictado del Espíritu Santo, sino obra de su libre actividad e ingenio 1. Intervienen, pues, dos factores en la composición de los libros de la Sagrada Biblia: el Espíritu Santo inspirador y la libre actividad del escritor inspirado. Los Libros Sagrados son el resultado de una especial «asociación de trabajo de Dios y del hombre» 2. No desconocieron esto los santos Padres y teólogos antiguos, aun cuando consideraban la Sagrada Escritura primero como obra de Dios, afirmando que los escritores sagrados son apor decirlo así, plumas distintas de un solo autor». Las tentativas del modernismo para negar o menoscabar el concepto católico de la Inspiración han sido condenadas explícitamente por el Syllabus de Pio X (tesis 9 y 10) 4.

Campo de la Inspiración es toda la Sagrada Biblia; que a todas sus partes se derrama el influjo del Espíritu Santo, como dice expresamente León XIII en su Encíclica Providentissimus Deus (10 nov. 1893) 5. «Sería totalmente ilícito, ya el limitar la Inspiración a algunas partes de la Sagrada Escritura, ya el conceder que el autor sagrado se haya engañado. Porque no se puede tolerar el método de aquellos que se libran de estas dificultades no vacilando en admitir que la Inspiración divina se extiende a las verdades que conciernen a la fe y las costumbres y a nada más, pensando equivocadamente que, cuando se trata de la verdad de los pasajes, no es preciso buscar principalmente lo que ha dicho Dios, sino examinar más bien el motivo por el cual lo ha dicho. De hecho, todos los libros íntegros que la Iglesia reconoce como sagrados y canónicos en todas sus partes san sido escritos por inspiración del Espritu Santo». De donde, no nos es dado dividir la Sagrada Biblia en partes inspiradas y otras que no lo son, pues el efecto y alcance de la Revelación llega aún a los asuntos de carácter profano, no de una manera casual, sino íntima e intencionada.

Mas esto no excluye imperfecciones en la Sagrada Biblia. De la manera que el Verbo Encarnado, al unirse hipostáticamente a la naturaleza humana, asumió todas las imperfecciones conciliables con la dignidad de la persona divina, así el verbo escrito sufre todos aquellos defectos que no repugnan a la verdad y dignidad del Espíritu inspirador. La Sagrada Biblia está escrita por hombres y destinada a hombres que no poseen órganos aparejados para percibir la plenitud de la luz divina. Y así como el Hombre-Dios no padece quebranto en su dignidad por allanarse a la humana limitación, así tampoco el carácter divino de la Sagrada Escritura queda desvirtuado por la fragilidad de comprensión y defi-

ciencia de expresión del instrumento humano.

De esto se sigue necesariamente la absoluta infalibilidad de la Sagrada Biblia, no sólo en aquellos asuntos que atañen a la salvación del género humano, sino también en los profanos. «Tan lejos está de todo error la Inspiración

samente a este pasaje.

<sup>1</sup> Cfr. 11 Mach. 2, 24 ss. (v. infra núm. 727); Luc. 1, 3. 2 Encíclica Spiritus Paraclitus, de Benedicto XV, 15 de septiembre de 1920 (edición autorizada de

Herder, p. 15).
5. Agustín, C. Faustum, 11, 6; cfr. Crc. Dei, 18, 41. El protestantismo moderno rechaza la doctrina de la Inspiración en la forma como la entiende la Iglesia; para él es sólo auna moción religiosa especial» del escritor bíblico. Cfr. Pesch, Die Inspiration nach der Lehre der heutigen Protestanten, en ZKTh, 1901-1902; Seeberg, Offenbarung und Inspiration (Grosslichterselde-Berlin, 1908). Bessmer, 1. c., p. 170.

Edición autorizada de Herder, p. 58; de igual suerte Spiritus Paraclitus (p. 27), aludiendo expre-

divina, dice León XIII, que no sólo excluye por sí misma todo error, sino que lo excluye y repugna tan necesariamente, como necesariamente no puede Dios, soberana Verdad, ser autor de ningún error... Es, pues, enteramente inútil decir que, sirviéndose el Espíritu Santo de los hombres como de instrumentos para escribir los Sagrados Libros, pudo escaparse a éstos, no ya a su principal autor, alguna falsedad. Pues El mismo los excitó y movió con virtud sobrenatural a escribir y El mismo les asistió mientras escribían, de tal manera, que ellos concebían con exactitud en su mente, querían traspasar con fidelidad a la pluma y expresaban con infalible verdad todo y sólo aquello que El les ordenaba escribir; de otra suerte, no podría decirse que El es autor de toda la Sagrada Escritura» 1. De la misma manera se expresa Pío X al condenar, en la tesis 11 de su Syllabus, la siguiente aserción: «La divina Inspiración no se extiende a toda la Sagrada Escritura de tal manera que todas sus partes estén exentas de error». Benedicto XV en su encíclica Spiritus Paraclitus acerca de la Inspiración, no sólo confirma con su «autoridad apostólica la doctrina de sus predecesores y señala las palabras de León XIII arriba mencionadas, como solemne declaración de la antigua y constante creencia de la Iglesia en la completa exclusión de error en los Libros Sagrados» 2, sino que califica de apartamiento de la enseñanza de la Iglesia 3 la opinión de aquellos que admiten sólo una verdad relativa en los asuntos profanos de la Biblia. Con esto queda resuelta por el magisterio supremo de la Iglesia (aunque no ex cathedra), la antigua contienda de los teólogos católicos acerca de la extensión y grado de infalibilidad de la Sagrada Biblia: no se puede sostener la distinción entre el núcleo religioso, absolutamente verdadero, y la manera de exponerlo, a la cual la influencia del elemento humano sólo consiente una verdad relativa; y por tanto, la Sagrada Escritura es absolutamente verdadera en todas sus partes 4.

#### II. La Sagrada Biblia y la Ciencia

#### 1. Generalidades

8. En la Revelación, Dios se ha ajustado a la condición del hombre; por esto, cuanto más estudiemos el carácter e ideas de aquellos remotos fiempos, tanto mejor comprenderemos el sentido de la Sagrada Escritura. Y es más; la divina Sabiduría dispuso que el desarrollo de la Revelación se enlazase estrechamente con el histórico y cultural de Israel, y unió de esta suerte en armonioso conjunto la historia de la Revelación y la del mundo.

El pueblo escogido no vivía en una isla perdida en el Océano, sino en Palestina, en continuo trato con los pueblos vecinos (filisteos, fenicios, moabitas, idumeos, etc.), y en su evolución espiritual e histórica recibió la influencia de los dos grandes reinos de la antigüedad, el asirio-babilónico y el egipcio. De donde el estudio de la historia, geografía, lengua y cultura de Palestina y pueblos vecinos puede prestar incomparables servicios a la Sagrada Biblia. Particular

¹ Providentissimus Deus, 58 s.
¹ El Pontífice se lamenta (p. 23) de que las palabras de su predecesor hayan sido abiertamente desatendidas o secretamente combatidas, por más que no dan alugar a dudas ni subterfugiosa. Después de felicitarse porque los exegetas, siguiendo las normas y respetando los límites señalados por León XIII, han emprendido nuevos caminos para resolver las dificultades que ofrece la Sagrada Biblia, añada: «Dista mucho de acatar estos límites y normas la opinión de aquellos modernos que distinguen una parte religiosa, que es asunto propio de la Escritura Sagrada, y otra prolana, que sólo en segundo término le incumbe, sosteniendo que la divina Inspiración se extiende a todas las sentencias y aun a cada palabra de la Sagrada Biblia, pero su eficacia y sobre todo la infalibilidad y verdad absoluta se limita a la parte que en primer término le competen. Cfr. Linder, Die absolute Wahrheit der Heiligen Schrift und die Lehre der Enzyklika Papst Benedikts XV. Spiritus Paraclitus, en ZKTh 1822, 254 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> También Pío XI, en una carta del secretario de la Congregación de Sacerdotes de San Sulpicio, 22 de diciembre de 1923, insiste en que, tratándose de asuntos históricos, limitar la absoluta infalibilidad de los Sagrados Libros al núcleo de la narración, «es abiertamente contrario a los decretos dogmáticos de los concilios Tridentino y Vaticano, a las decisiones del magisterio eclesiástico, en particular a las encíclicas de León XIII y Pío X, a los decretos del Santo Oficio y de la Comisión Bíblica y a toda la tradición cristiana» (Acta Apost. Sedis, 1923, 616 ss.).

importancia ha adquirido la lingüística 1, máxime desde que se logró descifrar los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme de los asirios. A la filología

deben insospechados progresos las ciencias históricas.

La historia del pueblo egipcio, asirio y babilónico ha sido aclarada, en gran parte, hasta sus más remotos tiempos. El conocimiento exacto del estado político y religioso de estos reinos ha permitido interpretar con precisión muchos datos y alusiones de los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento 2, y relacionar la historia bíblica con la profana. También ha iluminado la historia los pequeños estados de Siria y Fenicia, los países de los filisteos, moabitas, ummonitas, idumeos, y la Península Arábiga .

La importancia del asunto pide que dediquemos unas líneas a dar cuenta

de las investigaciones históricas y resultados obtenidos.

En todas las épocas, la piedad y la ciencia cristianas dirigieron su mirada a Tierra Santa. La ciencia ha llegado a muchas de sus conclusiones y ha encontrado importantes puntos de apoyo, gracias a las noticias de los peregrinos, viajeros y misioneros de tiempos antiguos y modernos . En el siglo xix comenzaron a hacerse, por particulares y por sociedades, excavaciones y exploraciones sistemáticas, las cuales han cedido principalmente en provecho de la topografía de Jerusalén 5 y de otros santos lugares, y de la geografía y arqueología bíblicas.



Fig. 1. - Escritura de la estela de Mesa, rey de Moab (líneas 9 y 10) (Hacia el año 850 a. Cr.).

Los descubrimientos más importantes en Palestina y países limítrofes han sido: la estela del rey Mesa (fig. 1) (1868; cfr. núm. 595), la inscripción de Siloah 6

### 374.1647.42×449.34493.64.43.443.44.49

Fig. 2.-Escritura de la inscripción de Siloah (última línea). (Hacia el año 700 a. Cr.) (Constantinopla. Museo).

(fig. 2) (1880; ambos documentos son los más antiguos que se conocen de escritura y lengua hebrea) y los descubrimientos hechos en las excavaciones de Tell es-Hesy (probablemente lugar de la antigua Laquis) (1890-92); y en el siglo xx los descubrimientos de Gezer, Taanek (Tha'anach), Mageddo (Tell el-Mutesellim), Jericó y Samaria 7. Desde 1878 funciona, junto a otras sociedades inglesas,

¹ Kihn, Enzyklopādie und Methodologie der Theologie (Friburgo, 1892), 120. Giesswein, Die Hanptprobleme der Sprachwisserschaft in ihren Bezichungen zur Theologie, Philosophie und Anthropologie
(ibid., 1892). Hoberg, Die Fortschritte der biblischen Wissenschaften (ibid., 1902), 3 ss.
² Cfr. Kaulen, Assyrien und Babylonien² (Friburgo, 1899); Lindl, Cyrus, Entstehung und Blüte der
altorientalischen Kulturwelt (Weltgeschichte in Charakterbildern (Munich, 1903).
² Los resultados de las investigaciones geográficas y etnográficas y la bibliografía moderna pueden
verse en Döller. Geographische und ethnographische Studien zum 3 und 4. Buch der Könige, en Theol.
Studien der Leo-Gesellschaft IX (Viena, 1904) (en adelante lo citamos Döller, Studien); del mismo, en
Nagl, Die nachdavidische Königszeit ethnographisch und geographisch beleuchtet (Viena y Leipzig,
1906). — Acerca de los viajes de investigación al sur de Arabia, cfr. AO VIII 4, X 2; Landersdorfer,
Dia Bibel und die südarabische Allertumsforschung, en BZF III, 5-6.

Dia Bibel und die südarabische Allestumsforschung, en BZF III, 5-6.

Acerca de las peregrinaciones a Jerusalén en los cuatro primeros siglos, v. HL 1904, 62. La bibliografía relativa a las noticias de peregrines a Tierra Santa, v. en el tomo II de esta obra (Apendice 1). — Puede verse la exposición y discusión de las noticias de los peregrinos occidentales durante los 10 primeros siglos en A. Baumstark, Abendlandische Palastinapilger und ihre Berichte (Colonia, 1906, en VGG). La bibliografía relativa a la literatura que trata de Palestina puede verse en Thomsen, Systematische Bibliographie der Palastina-Literatur, tres vols. (Leipzig, 1908, 1911, 1916) que

comprenden la literatura de 1895 a 1914.

• Ha reunido los materiales Kümmel en su obra Zur Topographie des alten Jerusalem (Halle 1906),

Kihn, Enzyklopadie und Methodologie der Theologie (Friburgo, 1892), 120. Giesswein, Die Haupt-

<sup>-</sup> na reunido los materiales Kummel en su obra Zur Topographie des alten Jerusalem (Halle 1906), presentándolos además en un mapa. Desde 1912 está apareciendo una gran obra de los PP. Vincent y Abel, O. Pr.: Jésusalem, Recherches de topographie, d'archéologie et d'histoire (París, Gabalda). Cír. Thomsen, Kompendium der palastinensischen Altertumskunde (Tubinga, 1913).

\* ZDPV 1809, 61 y 194. Se ha combatido de una y otra parte la antigüedad de la inscripción de Sllonh. No contiene datos cronológicos; pero IV Reg. 20, 20 y II Par. 32, 30 atribuyen al rey Ezequías (n fines del siglo viii a. Cr.) la restauración de un acueducto que proveía de agua el interior de la ciudad (de David). La inscripción se encuentra actualmente en el Museo de Constantinopla.

\* Cír. Karge, Die Resultate der mercen Auxendument und Forschungen in Palastina co RZF 111 Cir. Karge, Die Resultate der neueren Ausgrahungen und Forschungen in Palastina, en BZF 111,

francesas, americanas y rusas 1, una sociedad alemana (interconfesional), Deutscher Verein zur Erforschung Palästinas, la cual publica una revista que da cuenta de los progresos y resultados de las exploraciones 2. La asociación católica Deutscher Verein vom Heiligen Land, se propone otros fines de carácter práctico (protección de los Santos Lugares, subsidio a las misiones y colonización); su órgano, Das Heilige Land, da también cuenta de las investigaciones científicas con carácter de vulgarización, e inserta artículos interesantes acerca de la historia y arqueología de Tierra Santa y pueblos vecinos. En 1903 se



Fig. 3. - Escritura jeroglífica egipcia.

fundó en Jerusalén un instituto evangélico alemán para investigaciones y estudios bíblicos 4. — Insospechados resultados obtuvieron los repetidos viajes de



Fig. 4. — Nombres del rey Ptolomeo XIV (a) y Cleopatra (b) en escritura jeroglífica, en un obelisco de File. (Hacia el 50 a. Cr.)

exploración del teólogo católico A. Musil (Viena) en el país de los antiguos moabitas e indumeos; fruto de esos viajes fueron interesantes noticias históricas acerca del arte, mapas detallados y descripciones topográficas de las antiguas Edom y Moab 5. Con gran celo y no escaso resultado se ha explorado tanto por particulares investigadores como por grandes expedi-ciones (en su mayoría inglesas) la Península de Sinaí, teatro de la promulgación de la ley a Israel y de los viajes de este pueblo por el desierto, y se ha examinado en todos sus aspectos la credibilidad de los

relatos bíblicos y de las tradiciones cristianas . La prioridad de estos estudios corresponde a la egiptología. En la campaña de Napoleón a Egipto (1799), se encontró en las cercanías de Roseta una lápida con escritura jeroglífica (figs. 3 y 4) y demótica (figura 5) en honor de Ptolomeo V Epífanes, rey de Egipto por los años 196 (a. Cr.). En 1822 logró el sabio francés Champollion descifrar la escritura jeroglífica. Desde esta fecha se han desenterrado multitud de monumentos, sepulturas, templos y documentos (la expedición alemana llevada a cabo por Lepsius, 1842-1845, ha prestado excelentes servicios, como también la Sociedad Orientalista Alemana). De resultas de todo esto se ha ensanchado hasta la más remota antigüedad el campo de la historia y cultura egipcia, — no tanto el de la cronología y religión. Muy lejos está todavía la egiptología de esa seguridad

<sup>8-9 (1910);</sup> Witzel, Zur neueren Palästinaforschung, en PB XXII 1 (1910); ATAO 220; Thomsen, Palästina und seine Kullur in fün fahrtausenden (Leipzig, 1900). Cfr. Macalister, The Excavation of Geser 1902-1905 and 1007-1909, tres volumenes (Londres, 1902); Sellin, Tell Ta'anek, en Denkschriften der Kais. Akad. Wiss. Philos.-histor. Klasse. L 4 (Viena, 1904); Schumacher, Tell el-Mutesellim, tomo I (Leipzig, 1908); Sellin y Watzinger, Jericho (publicación 22 de la Sociedad Orientalista Alemana, Leipzig, 1913); una breve noticia acerca de Samaria puede verse en RB 1911, 125 ss.

Un resumen histórico puede verse en HL 1895, 20 ss.: Die biblischen Forschungen und das Heilige

Land. Cir. los trabajos de Deutscher Verein our Erforschung Palastinas de 1878 a 1897, en ZDPV XX

<sup>(</sup>Leipzig, 1897). \* Un buen resumen acerca de «Alemania católica y el Oriente» puede verse en KM 1903-04, 30 ss.; HL 1906, I SS.

Cfr. Palastina-Jahrbuch des Deutsch-evangel. Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen

Landes zu Jerusalem (Berlin, 1905 8s.).

Musil. Arabia Petraea I-III (Viena, 1907); cfr. G. Dalmau, Petra und seine Felsheiligrümer (Leipzig, 1908); Kath 1909, II, fascículo 11-12.

Cfr. descripciones de viajes y contribución a la historia y geografía bíblicas que publicó el P. Szczepanski, S. J., con el título Nach Petra u. zum Sinai (Innsbruck, 1908).

importante poser hace tiempo la ciencia histórica clásica; mas en lo esencial estamos en en la la la la los textos y se ha logrado iluminar completamente (aun en la annologia) la historia del reino nuevo (desde 1600 a. Cr.) y muchos puntos del mullguo L Los papiros arameos del siglo y encontrados en 1905 y 1907 en Asuan

# ムムホーコスロロのハアとこれ エンスサ

+- i-b t-m·w | n ś-h->-n-f ś-f | k-r-ś m-n-f n >-w·w |

Fig. 5. - Escritura hierática (en papiro)

y Hichartina, han esclarecido de manera sorprendente e insospechada la histo-

The de la diaspora judía en Egipto 2.

La asiriología se constituyó en ciencia desde que el sabio alemán Grotefend logro descifrar (1802) la inscripción real 3. En 1846 se encontró en Behistun, Pirala, en una roca de más de 400 metros de altura, cortada a pico, una insittipulon trilingüe (antiguo persa, suso-medo, asirio-babilónico) de 400 líneas; in interpretación fue origen de ulteriores investigaciones. En 1842 comenzóse n desenterrar las ruinas de Nínive y Babilonia, encontrándose multitud de esrulturas, representaciones e inscripciones, y, finalmente, en 1852, la biblioteca del penultimo rey asirio Asurbanipal (667-626). Consta de una infinidad de tablillin de barro cocido, de todos tamaños, desde 2 1/2 hasta 30 cm. de largo y amelio 4. Antes de la cocción se grababa en ellas la inscripción con extraordinaria Ilmua y cuidado, y luego de cocidas se las pulimentaba con todo esmero. Desde la destrucción de Nínive (606 a. Cr.) yacían enterradas bajo los escombros por compos de un pie de altura en varias salas del palacio real; al ser descubiertas fueron tiradas por uno y otro lado, sin orden ni concierto y en gran parte destrubbas. Con todo eso, ofrecen material extraordinariamente rico para el estudio de la historia y civilización del primer período del mundo, del mismo modo que lim millares de tablillas de arcilla encontrados en 1879 en Telloch, al sur del país do Unbilonia. Los datos históricos en ella encontrados han confirmado los relatim de la Sagrada Biblia, especialmente los de la época del reino de Israel.

Los descubrimientos modernos más importantes han sido el de Tell el-Amarna (IMB7) y el código legislativo de Hammurabi, rey de Babilonia (1947-1905). En Tell el Amarna se encontraron hasta 300 tablillas de arcilla con inscripciones funciformes que contienen la correspondencia diplomática de los reyes egipcios tim los gobernadores y creyes» de Canaán y Siria, de mediados del segundo uillenario antes de Cristo; son de extraordinaria importancia para la historia 🌯 (Ur. mim. 144, 402).—El código de Hammurabi, «el más antiguo del mundo», arabado en un bloque de diorita de 2 1/2 metros de altura, fué encontrado en tion en Susa por una expedición preparada por el matrimonio francés Dieululoy, llevada a cabo bajo la dirección de Morgan, P. Scheil, O. P. y otros 6. (Voise al final lámina 1). Contiene unos 282 estatutos, que regulan las más divirans relaciones de la vida civil; revela cultura y desarrollo jurídico bastante elevados; apenas habla de religión .—La bibilioteca del gran templo de Nippur

Intados y resultados de las investigaciones desde 1904, en RB 1907, 131. Han aparecido 8 tomos le la obta monumental, Mémoires de la Délégation en Perse, en los cuales se exponen cientificamente

ma temultadon de la expedición.

Il mejor tratado científico-popular, excelentemente ilustrado, de la historia, religión y cultura del Lupto antiguo y moderno, es el de Kayser, Agypten einst und jezt, 3.º ed. completamente refundida me E. M. Roloff (Friburgo, 1908); Erman, Agypten und ägyptisches Leben im Altertum, 2.º ed. refundida po Ranke (Tubinga, 1923). — De la relación de la Biblia con Egipto trata Heyes en su obra Mibel und Agypten (Münster, 1904).

Introx y bibliografía, v. infra núm. 725.
 Introx y bibliografía, v. infra núm. 725.
 Itt. Messerschmidt, Die Entzifferung der Keilschrift, en AO III, 2 (Leipzig, 1903); Witzel, Die numbungen und Entdeckungen im Zweiströmeland, en BZF IV, 3-4 (1911); Kaulen, Assyrien und Inframen (Friburge, 1806); Hilprecht, Die Ausgrabungen in Assyrien und Babylonien (Leipzig, 1904); hullwey, Das wiederstehende Babylon (Leipzig, 1914).

Clt. Zehnpfund, Die Wiederentdeckung Ninives, en AO III, 3.
Clt. Niehuhr, Die Amarnazeit, en AO I<sup>2</sup>, 2; Klostermann, Eine diplomatische Korrespondenz aus dem a Jahrtausend v. Chr. (Leipzig, 1902); Rieber, Die El-Amarnafeln und ihre geschichtliche Bediutung en K IV (Viena, 1903) tot ss.; Miketta, Die Amarnazeit, en BZF 1, 10; RB 1908-01; Les hilb au temps d'el-Amarna par P. Dhorme. Texto y comentario: Knudtzon, Die El-Amarna Tafein

Después de haber descifrado el texto el P. Scheil, lo publicó por primera vez Winckler: Die (Bertes Hammurapis, en AO IV , 4; con aclaraciones : Müller, Die Gesetze Hammurapis (Viena, 1903).

(Nuffar, en Babilonia), descubierta en 1900 por Hilprecht , la cual contiene, según se dice, más de 20.000 tablillas y fragmentos, ha sido estudiada sólo en parte. Trátase principalmente de negocios, recibos, listas y disposiciones de todas clases, escritos por los sacerdotes del templo, en cumplimiento de sus

Fig. 6. - Ladrillo asirio bilingüe que contiene un himno a la luz, procedente de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive (668-626 a. Cr.) (Tamaño natural). Londres British Museum, (Según Smith).

(Leipzig, 1915).

múltiples deberes (religiosos v sociales). También se han encontrado ruinas y restos de una escuela del templo 2.

Al formar juicio acerca de la ciencia asiriológica y de los resultados obtenidos por ella, hay que guardarse igualmente de dos extremos: del excesivo aprecio y del desprecio. La lectura misma de la escritura (figs. 7 y 8) es dificilísima; multitud de signos y grupos de signos pueden entenderse de varias maneras: el lenguaje es afín al hebreo. pero no nos es tan conocido, que estemos libres de torcidas interpretaciones; la escritura es a veces muy pequeña, a menudo casi borrada y aun ilegible; las inscripciones se encuentran frecuentemente en un estado verdaderamente lamentable, y las noticias en ellas contenidas presentan cierto matiz favorable a los asirios . Las tablillas de arcilla de la biblioteca de Asurbanipal son ciertamente copias de documentos anteriores; mas no se puede asegurar que pertenezcan a tan remota antigüedad como en ellas se dice, o que no hayan experimentado variación al ser transcritas. Una pequeña parte de esta bi-

blioteca contiene textos históricos; la mayor parte habla de astrología 4. No cabe, por otra parte, despreciar una ciencia en que el ingenio y el esfuerzo han llegado a resultados indubitables, tanto en lo que atañe a los fundamentos y al método de investigación como en multitud de pormenores .

Cfr. su Ausgrahungen im Bel-Tempel zu Nippur (Leipzig, 1903), 14-54.

Cfr. su Ansgrahungen im Bel-Tempel zu Nippur (Leipzig, 1903), 14-54.
 Los textos asirios más importantes (desde 1889) pueden verse en KB. Winckler ofrece un recurso cómodo en KT (Leipzig, 1904), una colección de los documentos más importantes, muy útiles para esclarecer el A. T. En 1909 apareció una colección: Altorientalische Texte und Bilder zum AT, editada por Gressmann (Tubinga). Un resumen de la literatura de los babilonios y asirios puede verse en G. Weber (Leipzig, 1907).
 Cfr. Keil, Zur Babel-und Bibelfrage (Tréveris, 1903), 10-14; Zorell, Zur Frage über Babel und Bibel, en FTB XXII, 345.
 Cfr. Bezold, Die babylonisch-assyrischen Keilinschriften und ihre Bedeutung für das AT (Leipzig, 1907).

zig, 1904), 65. Cfr. Nikel, Zur Verstandigung über Bibel und Babel (Breslau, 1903), 18-26; A. Jeremías, ATAO

También las ruinas y campos de escombros de Asia Menor son una mina para la investigación de la historia de los pueblos. En los últimos años se ha logrado reunir materiales preciosos para estudiar el enigmático pueblo de los ketas (los heteos de la Sagrada Biblia) (cfr. lám. 5 c). Superó todas las esperan-

#### 国自己多个全区人员进业企业的

→ i-ša-kal šum-ma i-in ardi a-wi-lim uh-tab-bi-it.

Fig. 7. - Escritura cuneiforme babilónica antigua.

zas el hallazgo hecho en 1906 en Boghazköi (a cinco jornadas de Angora, la antigua Ancyra); descubrióse la antigua capital del reino keta (Chatti) y dos archivos de tablillas de arcilla. Una vez reconstruídos los textos se espera llegar a encontrar la clave de la escritura y lengua ketas, enigmáticas hasta el presente,

#### 

Fig. 8. - Escritura cuneiforme asiria.

v estar en posesión de resultados importantes acerca de la historia de los pueblos asiáticos de los siglos xv-xIII a. Cr. 1. También son dignos de tenerse en cuenta los estudios de Evans acerca de la isla de Creta, de donde procedían los filisteos, o por lo menos parte de ellos, cuya cultura influyó indudablemente en Palestina e Israel 2.

 Además de la historia profana y las ciencias auxiliares de ésta (cronología, geografía, topografía, arqueología) merecen mención especial la historia de la civilización y la historia comparada de las religiones. La primera demuestra que la teoría darwinista del progreso lento y continuo y de la libertad ilimitada como base de toda cultura, está en pugna con los vestigios más anti-guos de la cultura humana y de su evolución . La historia comparada de las religiones prueba que la religión es origen y fundamento de toda cultura, y que la historia de la religión es la verdadera historia de la humanidad; que los elementos religiosos fundamentales son comunes a todos los pueblos antiguos y que no puede explicarse la religión, ni como resultado de una evolución histórica del género humano, ni como producto de la lenta transformación del instinto mimal 4. Además, la historia comparada de las religiones ha esclarecido el parentesco histórico de todas ellas, sin que se haya podido llegar a resultados universalmente admitidos. Los origenes de la religión y la época primitiva del género humano son inaccesibles a la investigación histórica. Por mucho que se consulten los más antiguos recuerdos de los pueblos, se comparen sus idiomas, se observen las razas incultas que aun perduran, faltará siempre base para una «clasificación de los distintos tipos de religión por su grado de cultura»; y a juzgar por el estado actual no se puede esperar que en tiempos venideros lleguen a cambiar las cosas <sup>5</sup>. Esto no obstante, hay sabios que opinan haberse de librar en la historia comparada de las religiones la lucha de las inteligencias por el ser o el no ser de la religión (Max Müller). Significa un adelanto haber reconocido los investigadores modernos de la historia de las religiones, que aun en los

MDOG 1908, núm. 35. E. Meyer, Reich und Kultur der Chetiter (Berlín, 1915); Landersdorfer, Das heltistiche Problem und die Bibel, en ThG NI, 22 ss.

Lagrange, La Crète ancienne, en RB 1907, 163 ss.

Cfr. Nikel, Allgemeine Kulturgeschichte, im Grundriss dargestellt (Paderborn, 1906). «Errariamos dereyéramos que el estado primitivo del espíritu humano y los origenes de la civilización tuvieron principio de ínfimos y rudimentarios antecedentes, como podríamos imaginar que fueran los de aquellos remotísimos tiempos a que alcanza nuestro conocimiento histórico... Cuándo y en qué época nació, se desenvolvió y adquirió formas fijas la vida espiritual que caracteriza al Oriente, y cuáles fueron las tondiciones y antecedentes en que tuvo origen este desarrollo, es todavía hoy problemático. Quédese a un lado si algún día llegará a resolverse esta cuestión; bástenos por de pronto consignar el fenómeno reconocer sus efectos. Pero de las investigaciones que prometen darnos luz acerca de la evolución espiritual de la humanidad, de la religión y del pensamiento científico, no parece que vayan a deducirse resultados distintos de los que actualmente posee la filosofía modernan (Winkler, Religionsgeschichtlicher und geschichtl. Orient, Leipzig, 1906, 33).

und geschichtl. Orient, Leipzig, 1906, 33).

CIr. Schanz, Apologie III \*: Religion und Geschichte: Die Religion und der Mensch.

W. Schmidt, Die verschliedenen Typen relig. Erfahrung, etc. (Gütersloh, 1908), 186.

más primitivos grados de cultura son posibles conocimientos sencillos, grandes y fecundos, porque ya en el principio de la evolución de la humanidad se manifiesta la maravilla del espíritu humano 1. Este avance se debe al estudio de la religión india; y el estudio de las religiones orientales y de la etnología ha venido a confirmarlo: de suerte que, poco a poco, la ciencia de la historia comparada de las religiones se ve precisada a renunciar a su antigua oposición a la posibilidad de una Revelación divina efectuada al principio de la historia del género humano 2.

También las ciencias naturales han realizado grandes progresos, no tanto en el campo de las leyes como en el de la experimentación, investigación y aplicación de las fuerzas naturales. Acerca del gran «enigma del mundo», al cual da solución la Sagrada Biblia, las ciencias naturales responden con su:

ignoramus et ignorabimus - «No lo sabemos, ni lo sabremos jamás» .

Todas las ciencias mencionadas han sido explotadas contra la Sagrada Biblia. «Es lamentable, dice León XIII en su encíclica Providentissimus 4, que muchos de los que exploran a fondo y sacan a luz los monumentos de la antigüedad, las costumbres y las instituciones de los pueblos y testimonios semejantes, entregándose con este motivo a grandes trabajos, tengan frecuentemente por fin encontrar la mancha de un error en los Libros Santos, a fin de dañar y quebrantar completamente la autoridad de los mismos», «Muéveles a esto sin duda su hostilidad a las verdades reveladas». Es, por consiguiente, un deber, como dice el mismo Pontífice, no sólo de los que se dedican a estudios bíblicos, sino también de todos los católicos versados en las ciencias humanas, percatarse de las nuevas armas y nueva estrategia con que luchan los enemigos, descubrir sus ardides y astucias, y defender en toda su integridad, con las armas de las ciencias, la santidad de la Sagrada Biblia.

Nos proponemos exponer a continuación nuestra posición frente a los ataques

dirigidos a la Biblia desde el campo de las ciencias naturales e históricas.

#### La Biblia y las Ciencias Naturales

León XIII 5, apoyándose en las reglas dadas por san Agustín y santo Tomás, dictó en su encíclica Providentissimus las normas para juzgar las rela-

ciones entre la Biblia y las ciencias naturales.

«Es seguro, dice, que nunca llegará a haber desacuerdo real entre el teólogo y el naturalista, mientras uno y otro se mantengan dentro de sus limites y cuiden, según frase de san Agustín, «de no afirmar nada al azar y de no hacer pasar por conocido lo desconocido» 6. Pero si ocurriese discrepancia sobre un punto, ¿qué debe hacer el teólogo? He aquí la regla general que establece el

 Asi Leopold v. Schröder, Arische Religion 1 (1914), 104 s
 Ch. W. Schmidt, Neue Wege der vergleichenden Religions-und Altertumswissenschaften, en K XII (1911), 1.

A. (Fr. Esser, Naturwissenschaft und Weltanschauung (Colonia, 1905, en VGG), 69.
 P. 56. Esta encíclica de León XIII, publicada el 18 de noviembre de 1833, tiene por objeto promover, recomendar y acomodar el estudio de la Sagrada Escritura a las necesidades de nuestros tiempos. Se puede dividir en tres partes: la primera trata de la excelencia y utilidad de la Sagrada tempos. Se pure una exposición histórica del alto aprecio, uso e interpretación que de ella se ha hecho en la Iglesia; la segunda parte expone el verdadero método de investigación y exégesis bíblicas en los tiempos actuales: 1) denuncia la hostilidad a la Revelación sobrenatural contenida en los Sagrados Libros; 2) recomienda a los seminarios y universidades los estudios bíblicos, acomodados a las circunstancias de los tiempos; 3) expone las condiciones previas, bases y reglas para el estudio e interpretación de la Biblia según los principios católicos. La tercera parte señala como la más importante exigencia de nuestros días la demostración de la absoluta credibilidad de los Libros Sagrados, y para ello indica los siguientes recursos: 1) el cultivo de las lenguas orientales (la del texto primitivo y otras, especialmente las semíticas, imprescindibles unas, útiles otras) y de la crítica (ars critica); 2) conocimiento de las ciencias naturales; 3) estudio de la historia, arqueología, etc. Exhorta luego a los católicos versados las ciencias naturales; 3) estudio de la historia, arqueología, etc. Exhorta luego a los católicos versados en las ciencias profanas a que apoyen la labor de los teólogos y exegetas con sus actividades y estudios especiales y alaba a aquellos otros que forman asociaciones y suministran recursos pecuniarios: de este modo irá ganando la fe católica nuevos defensores, cuya actividad infunda respeto aun a los enemigos. — La encíclica Providentissimus ha sido notablemente completada con otros escritos de León XIII, particularmente la carta apostólica Vigilantiae del 30 de octubre de 1902, con varios decretos de Pío X, en especial la carta apostólica Quoniam in 1e biblica del 27 de marzo de 1906 y el Motu Proprio del 18 de noviembre de 1907, con la encíclica de Benedicto XV Spiritus Paraclitus del 15 de septiembre de 1920, con varios decretos de Pío XI y finalmente con la encíclica de Pío XII Divino affiante Spiritu, del 30 de septiembre de 1943. Cfr. Peters, Papst Fius X und dus Bibelstudium (Paderboru, 1966); Fonck, Der Kampf um die Wahrheit der Heiligen Schrift, 60-85.

\* Encíclica Providentissimus, 53.

\* De Gen. ad litt. imperf.. lib. 0, 30.

mismo Doctor: «Todo aquello que los sabios demuestran con seguros argumentos, hemos de probar que no está en contradicción con las Sagradas Letras; mas todo aquello que en sus escritos se opone a la Sagrada Escritura, esto es, a miestra fe católica, debemos probar, en cuanto sea posible, o por lo menos circi sin género de duda, que es absolutamente falso» . Para apreciar lo acertado de esta norma consideremos primero que los escritores sagrados, o más luen nel Espíritu de Dios, que hablaba por su boca, no se propuso enseñar a los hombres estas cosas (a saber, la constitución íntima de los objetos visibles), porque ello de nada había de servirles para su salvación». Así es que estos autores, du dedicarse a investigaciones profundas de la naturaleza, describen algunas veres los objetos y hablan de ellos o por una especie de metáfora, o como lo rvigla el lenguaje vulgar de aquella época; y así se hace todavía hoy sobre muchos puntos en la vida diaria, aun entre los hombres más sabios. Mas, así como el lenguaje corriente expresa primera y propiamente lo que aparece a los sentidos, no de otra manera (como nos lo advierte el Doctor Angélico) el escritor raprado habla según las apariencias sensibles<sup>2</sup>, o comunica lo que el mismo Dos, hablando a los hombres, significó de una manera humana, para ser más lucilmente comprendido . Pero de que sea preciso defender con todo empeño la Sugrada Escritura, no se infiere que sea necesario conservar igualmente todos los sentidos que cada uno de los Padres o de los intérpretes posteriores han empleado para explicar estas mismas Escrituras. Aquellos, dadas las opiniones corrientes en su época, al explicar los lugares en que se habla de cosas naturales, tal vez no han juzgado siempre tan conforme a la verdad, que no hayan expuesto opiniones reprobadas en la actualidad. Es preciso distinguir con cuidado en sus explicaciones aquello que dan como concerniente a la fe o como ligado con ella, y aquello que afirman de común acuerdo. Porque cen lo que no es necesidad de fe, los santos han podido tener pareceres diferentes, lo mismo que nosotros». Tal es la doctrina de Santo Tomás 4. Y en otro pasaje se expresa con mucha sabiduría en estos términos: «En lo que concierne a las opiniones que los filósofos han profesado comúnmente y que no son contrarias a nuestra te, me parece más seguro no afirmarlas como dogmas, aunque algunas veces mean introducidas en nombre de aquellos filósofos, ni designarlas como contraillas al dogma, para no dar a los sabios ocasión de despreciar nuestra fen . l'or otra parte, aunque el intérprete debe demostrar que ninguna de las verdades que los investigadores de la naturaleza, fundados en sólidos argumentos, dan por ciertas, está en contradicción con la Sagrada Escritura rectamente interprotada, no debe olvidar que a veces acaeció que unas conclusiones, dadas tamhien como ciertas, han sido más tarde puestas en duda y aun desechadas. Mas al los naturalistas, franqueando en sus escritos los límites de su disciplina, invaden el terreno de la filosofía sembrando opiniones erróneas, el intérprete, como quiera que es teólogo, debe remitirlas a los filósofos para refutarlas».

12. Infiérense de todo esto las normas siguientes que — como lo prueban las pulabras de san Agustín y de santo Tomás — no son nuevas en la Iglesia ni

urrancadas por los progresos de las ciencias naturales.

a) No puede existir contradicción entre el verdadero sentido de un texto auténtico de la Sagrada Escritura y los resultados ciertos de las ciencias naturales; pues tanto el contenido de la Sagrada Escritura como las leyes de la maturaleza proceden del mismo autor, Dios. Si llega, sin embargo, a surgir algún desacuerdo, puede asegurarse que es sólo aparente, y la culpa recae en los intérpretes de la Biblia o en los naturalistas; en los intérpretes por atribuir a la Biblia algo que en realidad no dice <sup>6</sup>; en los naturalistas por dar como cier-

1 De Gen. ad litt. imperf., 1, 21, 41.

Hild. 2, 9, 20. Por consiguiente no son revelados los datos de ciencias naturales que se encuentran anul y allá en la Sagrada Escritura, aun cuando estén escritos por hombres inspirados.

Summa Theol. 1, q. 70, a. 1, ad 3. In Sent. 2. dist. 2, q. 1, ad 3.

Орияс. 10.

Listo succidi con los enemigos de Galileo Galilei, los cuales creyeron ver una prueba del sistema interior en ciertas frases bíblicas, como orto y ocaso del sol. Suponían falsamente que el Espíritu antiquería expresar en aquellas palabras alguna relación objetiva entre la Tierra y el Sol. Puede astudiarse el origen, objeto, curso y término de esta célebre discusión en Schöpfer, Bibl. 11 Miller, Galileo Galilei und das kopernikan. Weltsystem (Friburation): Der Galilei Process (1632-33) nach Ursprung, Verlauf und Folgen dargestellt (Friburgo, 1909).

tas hipótesis inseguras o por ingerirse en cuestiones que están por encima de su competencia <sup>1</sup>. El hecho de que los más nobles y preclaros representantes de las ciencias naturales no hayan encontrado conflicto entre la investigación y la religión, entre la ciencia y la fe ni en los principios ni en los hechos <sup>2</sup>, es una prueba de que no puede existir verdadera oposición entre las ciencias naturales y la fuente de la fe, la Sagrada Biblia.

En cuanto al siglo xix, bástenos citar los trabajos de Kneller . Dennert 4 y Zöckler . cuyas concienzudas investigaciones tanta resonancia han tenido entre

los sabios naturalistas.

- b) Hay otra razón que hace imposible todo conflicto entre la Biblia y las ciencias naturales: ambas consideran la creación y las leyes que la rigen a distintas luces, y tienden a fines totalmente diferentes. No pretende la Sagrada Escritura iniciamos en el conocimiento de las cosas naturales, sino más bien explicar la relación que éstas tienen con Dios; ni su intento es dar lecciones de ciencias naturales, sino de religión; por esto subordina los fenómenos naturales a su última causa que es Dios, mientras las ciencias investigan las causas próximas, únicas a que alcanzan los medios de que disponen. Así, en el Libro de los Salmos se dice que el terremoto es «obra de la indignación divina» (Ps. 17, 8), en el Libro de Job que Dios es «padre de la lluvia» y «productor de las gotas de rocíon (10b 38, 28), que «él atrae las gotitas de agua, derramando sobre los hombres las lluvias, a manera de torrentes, que se desprenden de las nubes» (Iob 36, 27). Consideradas las cosas en su aspecto meramente religioso, no existe contradicción alguna entre el relato bíblico de la creación y las teorías científicas del cosmos; ni siquiera tienen contacto alguno ambas doctrinas. La Sagrada Escritura expresa de una manera intuitiva el dogma de que el mundo y todas las criaturas deben su ser y sus operaciones al Creador. Incumbe por otra parte a la investigación científica averiguar los medios de que se sirvió la voluntad creadora de Dios y las leyes que rigieron el desarrollo de la Creación. Y aun cuando el Espíritu Santo hubiese dictado o comunicado los más profundos secretos de la naturaleza y revelado todos sus enigmas al escritor humano de la Biblia, no por eso podía éste considerarlos en otro aspecto que en el religioso-Los Libros Sagrados permanecerían ininteligibles y cerrados y surgirían gravisimas dudas respecto de la fe, estando las apreciaciones científicas tan sujetas a mudanzas en el transcurso de los siglos. La Sagrada Escritura ha de ser un libro para el hombre de todos los tiempos; por lo mismo no podía adelantarse a los siglos, ni envejecer jamás, ni por ningún concepto comprometer su valor intrínseco.
- c) A causa de su fin religioso, la Sagrada Escritura no usa el lenguaje de los sabios, sino el del pueblo y el de la intuición, el único justificable pedagó-

Das Christentum und die Vertreter der neueren Naturwissenschaft. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 19 Jahrhunsderts y ' (Friburgo, 1912).

irreligión.n

¹ De este defecto adolecen los ataques del monismo haeckeliano contra la fe y la Biblia. Puede verse una crítica detenida del mismo en Engert, Der naturalische Monismus Haeckels auf seine wissenschaftliche Haltbarkeit geprüft (Viena, 1907); Brander, Der naturalistische Monismus der Neueeit oder Haeckels Weltanschauung systematisch und kritisch beleuchtet (Paderborn, 1907); Dennert, Die Wahrheit über Haeckel und seine Weltratsel (edición popular, Halle, 1909); Wasmann, Ernst Haeckels Kulturarbeit, en los suplementos de Stimmen der Zeit, primera serie: Kulturfragen, primer fascículo (Friburgo, 1916).

Prucha de ello es la obra del conocido naturalista Reinke: Naturwissenschaft, Weltanschauung, Religion (Friburgo, 1913).

<sup>4</sup> Die Religion der Naturforscher; auch eine Antwort auf Haeckels Weltratsel (Berlin, 1901). El autor de este opusculo se ha impuesto el trabajo de estudiar el crietrio religioso de los sabios naturalistas más eminentes (unos 300) antiguos y modernos. De 262 sabios, no llegan al 2 % los que se declaran abiertamente opuestos al cristianismo y a la existencia de Dios. Una parte algo mayor, el 6 %, es más o menos indiferente. Una gran mayoria, el 92 %, crue en la existencia de Dios. Es difícil determinar con exactitud el pensamiento íntimo religioso de estos hombres; cierto es que muchos de ellos eran librepensadores, pero también lo es que otros eran profundamente cristianos. De unos 90 de ellos es decir, del 39 %, se puede afirmar esto último con toda certeza. De 32 naturalistas de reconocida autoridad e ilustres por sus investigaciones originales, cita Dennert 27 decididos creyentes, y de ellos por lo menos 12 confesionales, católicos y protestantes.

\* Gottes Zeugen im Reiche der Natur? (Gütersloh, 1906). Termina la obra con estas palabras:

Le la información que hemos abierto a través de los siglos, estudiando el movimiento científico, resulta que no puede reclamar para sí el testimonio de la historia aquella conocida afirmación de los modernos incrédulos: la convicción cristiana, el sentimiento religioso en general no se compadece con una se formación científica. Ni siquiera respecto de la época reciente puede sentarse esta proposición. Sostener que el criterio religioso predominante en general hasta muy entrado el siglo xviti desapareció entre los naturalistas eminentes del siglo xix, merceería calificarse de mentira histórica. Las pruebas que hemos aducido echan por tierra las afirmaciones de los que creen hallarse juntas la cultura científica y la

ghamente, inteligible y sustancialmente inmutable en el correr de los tiempos. III pueblo juzga de todo según las apariencias, sin preocuparse de la razón intutua del fenomeno. Así hablamos nosotros, como también el escritor bíblico, de la salida y puesta del sol, del solsticio, de la bóveda celeste, etc. Tales expreatomos son justas si sólo atendemos a las apariencias; y aun los astrónomos modernos se sirven de ellas en sus obras científicas. Poseen cierta verdad permanente, que el cambio de las opiniones científicas no puede destruir; pues strupte será cierto que existe el fenómeno apreciado por los sentidos de la salida del sol por el este, de su ascensión en el firmamento y de su desaparición por al ouste, ya se explique el fenómeno por la hipótesis heliocentrica, ya por la georentrica. El lenguaje, pues, de las apariencias era el único adecuado a un libro, que, como la Sagrada Biblia, no se cuida de opiniones científicas ni para afirnumbas ni para negarlas, sino que se sirve de la naturaleza para ilustrar las vendades sobrenaturales. Tales expresiones, consideradas científicamente, son, al se quiere, imperfectas y aun pueden ser falsamente interpretadas, si se toma la apariencia por la realidad; pero no son falsas, y por tanto no implican error en la Sagrada Escritura. — Sucede además que la Sagrada Biblia está escrita en un lenguaje oriental rico en imágenes y descripciones intuitivas de la naturaleza, y estas descripciones se encuentran, por lo general, en párrafos altamente poéticos, en los cuales el autor se ha permitido la libertad propia de la poesía miental. Sería, pues, absurdo pesar tales descripciones cen la balanza del lenguaje exacto y sobrio de Occidente» (Faulhaber). Y a veces es difícil y aun imposible decidir si el escritor ha querido reflejar sus conceptos acerca de los fenúmenos naturales, o tan sólo trazar un cuadro intuitivo.

d) Los escritores sagrados no recibian con la Inspiración un grado de cultura superior al de su época; conocían sólo las hipótesis cósmicas antiguas, y volo a ellas podian aludir en sus escritos. De donde no podía menos de trasluriese en la Sagrada Escritura la concepción antigua del mundo, tan discrepante de la moderna. Así, por ejemplo, la idea oriental antigua de que la tierra no nolo está rodeada por el mar, sino que debajo de ella se oculta otro océano, aparece en el Salmo 23: «El fundó la tierra sobre las aguas y la edificó sobre las olas». Y aunque esta idea es inexacta, no por eso es responsable de error la Sagrada Biblia. No se describe la constitución de este mundo con un fin científico, sino para cimentar las verdades religiosas y darles forma intuitiva. También la infinita sabiduría del Espíritu Santo, a la manera de un experto entequista, necesitaba temar pie de los conocimientos de sus oyentes y lectores. Considerada a la luz de las ciencias naturales, será anticuada, si se quiere, esta manera de dar forma intuitiva a la enseñanza; pero es indudable que cumplió nu finalidad, a saber, manifestar la infinita omnipotencia e insondable sabiduría de Dios, de manera tan perfecta como pudiera hacerlo la ciencia de nuestro siglo

3. La Biblia y las Ciencias Históricas

con sus teorías más exactas y acabadas.

#### a) El método histórico-crítico frente a la Biblia

43. Los corifeos de la lucha contra la infalibilidad de la Biblia y contra el dogma de la Revelación militan en el campo de las ciencias históricas y de la historia comparada de las religiones. El método llamado histórico-crítico, que desde el siglo xvi comenzó a dominar las ciencias históricas, y hoy informa completamente las modernas investigaciones, ha puesto en tela de juicio la veracidad de las historias antiguas en general y la credibilidad de la Sagrada Biblia

¹ Muchos exegetas católicos creyeron se podía admitir la existencia de errores científicos en la Hiblia y alegaban la encíclica de León XIII. Pero Benedicto XV en su encíclica Spiritus Paraclitus dipetaró insostenible su alegación: «Afirman algunos que estas opiniones no están en pugna con los mandatos de nuestro predecesor, el cual declaró que el hagiógrafo hablaba en las cosas naturales según la apariencia, en lo cual puede haber equivocación. Cuán temeraria y falsa sea esta afirmación se descubre por las mismas palabras del Pontífice. Pues León XIII, siguiendo a san Agustín y santo Tomás, um mucha sabiduría dijo que no se empañan las Divinas Letras por la apariencia externa de las cosas, la cual debe tenerse en cuenta, ya que es dogma de sana filosofía que el sentido no se engaña en el cumorimiento immediato de las cosas que le son propias.»

en particular, fundándose en que los escritores sagrados no procedieron científicamente en la utilización de las fuentes.

El método histórico-crítico tiene ciertamente una importancia que no es lícito despreciar, «Se puede decir con derecho que la crítica ha hecho de la historia una ciencia; porque, merced al método crítico, se ha podido adquirir certeza de muchos hechos fundamentales y la convicción de la falsedad de otros. Consecuencia de este método ha sido la completa transformación de los conocimientos históricos; viejas leyendas, falsas tradiciones y falsificaciones históricas fueron reconocidas como tales y hubieron de dejar libre campo a la verdadera tradición; épocas enteras de la historia adquirieron nuevo aspecto 1». La crítica se justifica por sí misma. En lo tocante a las fuentes históricas (tradiciones, documentos, monumentos) y a los hechos de la historia, es el medio para discernir lo auténtico de lo apócrifo, lo verdadero de lo falso, lo digno de crédito de lo que no lo es. La crítica es para la historia lo que la observación y experimentación para las ciencias naturales, con esta única diferencia: la crítica no nos pone inmediatamente en posesión de los hechos históricos, sino mediante una deducción fundada en axiomas psicológicos experimentales, a saber, que la tradición que se muestre digna de crédito, relate hechos sobre cuya explicación y conexión ha

de recaer luego un juicio 2.

Es indiscutible el derecho de la crítica a interpretar la Sagrada Biblia y la historia de la Revelación; pero hay un limite infranqueable en el dogma y en los hechos comprobados: la Inspiración y el Canon. Lo que la Iglesia ha establecido en virtud de su magisterio infalible podrá, si se quiere, demostrarse científicamente y defenderse de las objeciones que se presentan; mas, de ninguna manera es lícito a los católicos ponerlo en tela de juicio. Queda todavía amplio campo a la investigacion científica y al método crítico, pues la Inspiración nos garantiza la verdad de los escritos inspirados, mas nada dice del autor, época de la composición, fuentes, estado del texto, forma literaria e interpretación (mientras no haya otros libros, igualmente inspirados, que nos suministren datos seguros y elementos de juicio). Pueden acometerse y llevarse a cabo investigaciones de esta naturaleza en muy diversos sentidos, sin que por eso corra el menor peligro o se ponga en duda la Inspiración. Esta significa que Dios es autor de los Libros Sagrados y garantía de la verdad de su contenido; pero nada nos puede decir de las circunstancias históricas en que se compusieron y cómo han llegado hasta nosotros 3. Poco o nada importa a la Inspiración que un libro hava sido escrito en éste o en aquel siglo antes de Jesucristo, por este o aquel escritor, que las fuentes o tradiciones utilizadas sean éstas o aquéllas, que el libro pertenezca a tal o cual género literario (historia propiamente dicha, obra didáctica de sabor histórico). Hay cuestiones que la razón humana puede intentar explicar con los recursos que la ciencia le suministra, aunque (por la insuficiencia de los medios) difícilmente se puede esperar una solución completa, y es además escaso el provecho que de ahí resulta al fin práctico y piadoso que se propone la Sagrada Escritura. En este sentido nunca ha negado la Iglesia católica, en principio, el derecho de la crítica, ni ha puesto trabas a la aplicación de sus métodos para fines científicos, ni siquiera ha descuidado el cultivo de tales métodos. León XIII reconoció explícitamente su nenecesidad e importancia 4. dictando al mismo tiempo reglas adecuadas para su

los hechos; prepara los materiales a la historiografía, pero no la puede suplantar.

Pesch, Theol. Zeitfragen, tercera serie, p. 48. Cfr. Khin, Enzyklopidie, 121 ss.: «Sólo pueden ser fuente de la fe y vidra cristiana los libros auténticos que no han experimentado alteraciones dogmáticas o históricas. Por esto es de la mayor importancia conocer los principios y métodos, con cuyo auxilio se puede separar de la Biblia lo defectuoso y restablecer lo auténticos.

La encíclica Providentissimus dispone que aquellos que son destinados a la enseñanza de la Sagrada Escritura, se preparen adecuadamente para ese ministerio y se ejerciten en el ante de la sana critica, para que el día de mañana sepan oponerse a los procedimientos de la llamada crítica superior, artificiales y torcidamente empleados en perjuicio de la religión.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode <sup>3</sup> y <sup>4</sup> (Leipzig, 1903), 296. De esta obra de carácter profesional ha publicado el mismo Bernheim en la colección «Göschen», número 270, un extracto que

protessional ha publicado el mismo derimente en la colección devolection, numero 270, un extracto que lleva el título: Einleitung in die Geschichtswissenschaft (Leipzig, 1906).

La critica elemental o externa estudia los datos históricos examinando y discutiendo su grado de exactitud; la critica superior o interna estudia la relación de los testigos con los hechos, es decir, si los testimonios son fidedignos, verosímiles, posibles o inadmisibles. Es evidente y además reconocido por las primeras autoridades de la ciencia histórica, que la critica no es un fin, sino un medio, y que la investigación histórica no se termina con la crítica. Esta es el medio de que disponemos para llegar al conocimiento de la verdad y solamente el primer requisito científico para determinar la realidad de

marzo de 1904 numbricación 1. Pío X, en su encíclica Iucunda sane de 12 de marzo de 1904 tron ocasión del centenario del Papa san Gregorio Magno), señaló normas muy dignas de tenerse en cuenta y defendió la crítica de los que la acusan de socavar la le, apuesto que en sí y por sí es inofensiva, y puede influir ventajosamente, mientras se la aplique con acierto» . Benedicto XV aprueba «la decisión de aquellos que, tratando de resolver las dificultades que ofrece la Sagrada Biblia, no perdonan medios de encontrar nuevos caminos y razones que les permitan resolverlas, plenamente confiados en las armas del estudio y de la crítica» .

Es reprobable tan sólo el excesivo aprecio del método crítico y su falsa aplicación a la Sagrada Escritura e historia de la Revelación. Echase de ver el excesivo aprecio en la exagerada importancia que se atribuye a la indagación y desmembramiento de las fuentes (separación de fuentes). No hace al caso la antigüedad de los documentos o fuentes que se cree haber descubierto, ni tamporo la manera cómo se han sucedido unos a otros, o su mutua dependencia; lo que verdaderamente importa es que sus noticias sean dignas de crédito. «El historiador busca la confianza en una autoridad que ofrezca garantías. Lo que mueve los pasos de una crítica razonable no es la cuestión formal de la época en que se escribió una noticia, sino la curiosidad insaciable acerca de la personalidad del autor de la noticia. En muchos casos puede quedar satisfecha la crítica, cuando ha logrado hallar un punto firme en que radica la autoridad... Esta es la única razón científica de que el documento sea tan superior a todo otro género de tradición, y exija con derecho y obtenga la máxima confianza... Toda la crítica histórica es una cuestión de confianza: la confianza que otorga quien acepta una tradición al que se la ofrece...» 4. Está, pues, justificada plenamente la confianza que otorgamos a aquellos grandes hombres de Dios (Moisés, Josue, Samuel, David, Salomón, profetas, apóstoles) como depositarios de las tradiciones y autores de los Libros Sagrados.

Echase de ver la falsa aplicación del método crítico a la Sagrada Escritura 4,

principalmente en tres puntos.

1. Empleo casi exclusivo de criterios internos. Mientras que a los testimonios externos se les niega casi toda autoridad (por incompletos, modernos o influídos de prejuicios), se pretende formar juicio acerca del origen, pureza y autoridad de los Sagrados Libros, y aun acerca del curso de la historia sagra-4la, sólo por disección del contenido, por criterios internos. «Ahora bien, es evidente que, cuando se trata de una cuestión histórica - como es el origen y conservación de un libro cualquiera —, los testimonios históricos tienen más valor que todos los demás, y son, por tanto, los que con más cuidado hay que busear y examinar. En cuanto a los caracteres intrínsecos éstos son la mayor parte de las veces de mucha menor importancia; de tal suerte, que no pueden ser invocados en favor de la tesis, sino para confirmarla en cierto modo. De lo contrario resultan graves inconvenientes; porque los enemigos de la religión tendrán más recursos para atacar y batir en brecha la autenticidad de los Libros Sagrados. Este género de crítica interna que hov se exalta, conducirá en definitiva al resultado de que cada uno en la interpretación se atenga a sus gustos y a sus prejuicios. De este modo no se hallará la luz buscada para las Escrituras, y ninguna ventaja sacará la ciencia; pero se manifestará con evidencia aquel carácter del error, que consiste en la diversidad y disentimiento de opiniones, como lo está demostrando ya la conducta de los caudillos de esta nueva ciencia» 6.

2. Aplica distinto criterio a las fuentes y documentos históricos, según wean bíblicos o profanos. «Algunos proceden así, guiados por un ánimo hostil y

Nombrando una comisión especial de sabios que se encargue de promover los estudios bíblicos. 🕼 las letras apostólicas l'igilantiae, de 30 de octubre de 1902, se lec: «La crítica es muy útil para llegar a comprender plenamente el sentido de los Libros Sagrados; por esto vemos con sumo agrado que los nuestros cultivan su estudio. Y ojalá lleguen a perfeccionarse en este arte, utilizando, si es preciso, los medios de los heterodoxos, lo cual Nós no reprobamos. Debe empero procederse con mettos, no sea que de este ejercicio nazca la intemperancia del juicio; pues a eso conduce con fre-mentela, no sea que de este ejercicio nazca la intemperancia del juicio; pues a eso conduce con fre-mentela aquel arte de la llamada crítica superior, cuya temeridad Nós más de una vez hemos denus-ludo.n Cir. Fonck, Documenta ad Pontificiam Commissionem de re biblica spectantia (Roma, 1915). Edición de Herder 23. Acta S. Apost. XXXVI (1904), 521.

Lorenz, Die Geschichtswissenschaft in ihren Hauptrichtungen und Aufgaben II, 329 ss. Cfr. las deducciones de Reuss, en Kath 1896, 1, 193 ss

<sup>\*</sup> Inciclica Providentissimus, 50 s.

con criterio poco razonable; tienen plena confianza en los libros paganos y en los documentos de la antigüedad, como si no cupiese en ellos ni sospecha alguna de error, mientras rehusan dar crédito a los Libros Sagrados a la menor apariencia de inexactitud, sin ninguna discusión previa» 1.

- 3. Niega por principio todo lo sobrenatural; de ahí que desecha el contenido esencial de la Sagrada Escritura, y desconoce el carácter de la historiografía bíblica. «Imbuídos en las máximas de la falsa filosofía y del racionalismo, no temen borrar de los Libros Sagrados las profecías, los milagros y todo lo sobrenatural»<sup>2</sup>. La negación de lo sobrenatural, verdadero dogma de la filosofía moderna, es considerado por la ciencia histórica moderna (relativismo y modernismo) como parte esencial del método crítico. La encíclica Pascendi de Pío X, 8 de septiembre de 1907, ha declarado incompatible con la doctrina cristiana el sistema de investigación histórica e historiográfica fundado en tal base, no en cuanto método, sino porque se funda en una falsa filosofía y conduce a resultados falsos. Entre las falsas hipótesis en que se apoya la crítica histórica que se precia de objetiva, la encíclica señala los siguientes: a) el agnosticismo, según el cual la historia, como las demás ciencias, debe ocuparse sólo de los fenómenos, y excluir toda intervención de Dios o relegarla al dominio de la fe [así, por ejemplo, Cristo aparece en la historia sólo como hombre; la fe ha transfigurado o desfigurado su imagen, considerándolo como Dios, sin que en realidad lo sea (!)]; b) el inmanentismo, según el cual todos los fenómenos históricos han nacido de ciertas necesidades y exigencias de la época; evolucionismo, que estudia los hechos sólo por el lado de la evolución (natural, del progreso). Y así sucede que en este método «precede el filósofo; sigue el historiador; vienen detrás, por orden, la crítica interna y la textual. Y porque es propio de la primera causa comunicar su virtud a las siguientes, síguese evidentemente que semejante crítica no es una crítica cualquiera, sino que con razón se llama agnóstica, inmanente, evolucionista; de donde se colige que el que la profesa y usa, profesa errores implicitos de ella y contradice a la doctrina católica» 3.
- 15. Una ojeada a la reacción que en distintos sectores se ha verificado en favor de la Tradición, nos pondrá de manifiesto cuán en su punto está la reserva frente al aprecio exclusivista y a los abusos del método histórico-crítico. Pues, desde que la azada ha sustituído a la pluma, o por lo menos la ha precedido en la investigación, en todos los campos de la historia antigua se ha hecho necesaria una revisión de anteriores juicios de la crítica literaria e histórica. Así como la expedición de los griegos a Troya, tenida antes por fabulosa, pertenece hoy al dominio de la ciencia, así como las excavaciones realizadas en Tirinto, Micenas y Orcomenos (Grecia) han sacado a luz grandiosos palacios reales, que suponen una vida muy exuberante y una civilización relativamente elevada; de todo lo cual por la historia sólo teníamos noticias pálidas y fabulosas. Lo mismo ha sucedido con las excavaciones realizadas por el inglés Evans en la Isla de Creta, las cuales han dado realidad histórica al rey Minos y a su célebre laberinto, tenidos antes por mitos. Las inscripciones asirias han hecho surgir a la vida histórica a Midas, rey de Frigia, presentándolo como hombre de carne y hueso y soberano respetable del siglo viii a. Cr. También han comenzado a disiparse las tinieblas que envolvían los nombres de los más antiguos reyes conocidos de Egipto y Babilonia, desde que Menes de Tebas y Sargón de Agade han sido reconocidos como personajes históricos. Y no pocas cosas actualmente ignoradas o sólo a medias conocidas, surgirán algún día a nueva vida. Las bases de la tradición histórica se han mostrado capaces de sustentar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparte esta opinión Stade, Geschichte Israel 1, 68 s.: «Las inscripciones asiriobabilónicasson de inapreciable valor para la historia de Israel..., nos permiten con frecuencia comprender rectamente los escritos unilaterales de los hebroes.»

mente los escritos unilaterales de los hebross.»

<sup>2</sup> Encíclica Providentissimus, 52. Cír. Metzler, Das Wunder vor dem Forum der Mode nen Geschichtswissenschaft, en Kalh 1908, II, 241 ss. — Natur und Wunder en SthSt I, 198; St. LXIX (1905), 360 ss. — Así dice Harnack. «El historiador no tiene derecho a contar con el milagro comos í fuese un hecho histórico cierto; pues con ello se destruye la teoría en que descansa toda investigación histórica.»

<sup>\*</sup> Encsclica Pascendi, 61-71. Cfr. Hunzinger, Die religionsgeschichtliche Methode, en BZSF IV (1908), 11; Bessmer, Philosophie u. Theologie des Modernismus, 183 ss.

un peso mayor del que se creía, y los límites de lo históricamente posible y

ar desible se han ensanchado casi 2000 años, a pesar de la crítica 1.

La crítica literaria comenzó a celebrar sus primeros triunfos en el campo hiblico, cuando ya no estaba de moda en el estudio de las antigüedades (Homero) v de la germanística (nibelungos y eddas) 2. En círculos científicos profesionales nunca enmudeció del todo la oposición al método del análisis de las fuentes y al exagerado aprecio que de él se hacía, y fué tenido relativamente en poca astima el valor de sus resultados . Cada día se siente más la necesidad de una revisión de la tan encomiada crítica del Pentateuco (cfr. núm. 30 s.), y el panbabilonismo va derribando más o menos las teorías de la historia de las religiones (cfr. núm. 21). Mas es preciso reconocer que en la confusión de opiniones e hipótesis que cada uno combate y multiplica, es sumamente difícil hacer el recuento de los resultados históricos obtenidos aun por los críticos más expertos; y que el número de los resultados acogidos con general asentimiento es mucho menor que el de las controversias suscitadas. Por eso muchos, vistos los vanos esfuerzos de la crítica, vuelven sus ojos hacia una interpretación más en amonía con el contenido de los Libros Sagrados 🖫 A esta reacción contribuye no poco la circunstancia de que la antigua tradición israelita, a la luz de las inscripciones , ha resultado plenamente histórica y digna de crédito aun frente a la crítica más rigurosa, tanto en lo esencial como en los pormenores. Las fuentes de época anterior a los profetas contienen gran número de noticias antiguas, dignas de crédito y que excluyen la hipótesis de un origen posterior o de inven-ción tendenciosa; lo mismo cabe decir de los escritos históricos posteriores - mal mirados por la crítica a causa de su aspecto profético - aun prescindiendo de las múltiples confirmaciones que los datos de los libros históricos y proféticos han recibido de las inscripciones egipcias y asirio-babilónicas en época indiscutiblemente histórica. Las nuevas investigaciones, brillantemente confirmadas por los documentos descubiertos en Elefantina, han demostrado la credibilidad de las fuentes de los libros de Esdras y Nehemías .

Algunos investigadores, libres de todo prejuicio dogmático y guiados por sus estudios críticos, han llegado a reconocer el concepto tradicional de la historia israelita (así, el sueco S. A. Fries); otros expresan su convicción firme y fundada de que las tradiciones del pueblo de Israel, aun las que se refieren a su historia primitiva, son completamente históricas en todo lo esencial, y pueden resistir la más acerada y penetrante crítica (así, Cornill, Oettli); otros, en fin, toman en su antiguo sentido y aplican a la verdad de la tradición aquella antigua y hermosa sentencia de que la crítica abusó: Magna est veritas et praevalebit («grande es el poder de la verdad y ella prevalecerá»), y están convencidos de que la tradición bíblica seguirá teniendo valor, cuando estén muy olvidadas las objeciones de la ciencia moderna (así, el inglés J. W. Dawson 7). Aun los

Cfr. Kittel, Die babylonischen Ausgrahungen und die ültere biblische Geschichte<sup>s</sup> (Leipzig, 1908), ss. Acerca de la historia de los descubrimientos arqueológicos, efr. A. Michaelis Archaelogischen Entdeckungen des 19 Jahrhunderts (Leipzig, 1906).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ejemplos y fuentes en Kath 1896, I, 303-306 ss.

<sup>3</sup> Así Klostermann, Der Pentateuch (Leipzig 1893); König, Falsche Extreme im Gebiete der neueren Kritik des AT (Leipzig, 1885; Neueste Principien der all Kritik (Berlin, 1902); Im Kampf

menteren Artika des AI (Leipzig, 1885; Neueste Prinzipien der all Kritik (Berlin, 1902); Im Kampf um das AI (Berlin, 1903).

Así Orelli, Der Prophet Jesaja (1904) V; Jeremías, ATAO (1916) VIII; Oettli, Geschichte Israels V. Es muy notable el discurso pronunciado en Leipzig por el teólogo protestante Kittel en una asamblea de sabios, el 29 de septiembre de 1921, acerca del tema: El porvenir de la ciencia biblica (Die Zukunft der atl ll'issenschaft, impreso en ZAW 1921, 84 ss.). «Lo que ante todo necesitamos, dice Kittel, es la historia del espiritu de Israel, su vida espiritual dentro y fuera de la literatura, antes de ella y en ella, no ya la literatura misma, no digamos el análisis de los libros y la determinación de la época en que se compusieron. Importa sobre todo investigar y auscultar la vida real, para mejor comprender y apreciar el sedimento literario. Es funestismo el error que se comete estudiande cada libro por separado y examinando de por se solo cada aspecto del libros (pagina ax). De diando cada libro por separado, y examinando de por sí solo cada aspecto del libro» (página 92). De igual manera se expresa recientemente Gressmann en una memoria: Die Aufgaben der atl Forschuung

igual manera se expresa recientemente Gressmann en una memoria: Die Aufgaben der alt Forschung (ZAIW 1924, 1 ss.); opina que la crítica literaria ha caído cen la locura y está desmoronándose.

§ F. Hommel, autor del libro que lleva ese título: Die altisraelitische Oberlieferung in inschrift-licher Beleuchtung (Munich, 1897), se funda en principios metodológicos incontestables, como ha demostrado E. Meyer, entre otros (Die Entstehung des Judentums, Halle, 1896), y deduce esta conclusión: «Si mediante las inscripciones se llega a demostrar que siquiera una parte de la tan discutida tradición hebrea es primitiva, y por ende, digna do crédito, queda socavado el edificio de la moderna crítica del Pentateuco.» Esta deducción es concluyente, si bien no todo el material que Hommel aduce puede admitirse como seguro. Cir. Grundriss der Geographie und Geschichte des alten Orients (Musich, 1901) 165 ss., del mismo autor. nich, 1904) 167 ss., del mismo autor.

1 Cfr. Meyer, l. c.

2 Cfr. Fonck, Kritik und Tradition im AT, en ZKTh 1899, 262-281.

críticos liberales conceden «que la crítica del Antiguo Testamento ha ido en ocasiones algo (!) lejos y que en el porvenir se rehabilitarán quizá no pocas tradiciones biblicas, ahora desechadas o tenidas por recientes. Finalmente, es indiscutible que a veces ha penetrado en la ciencia (del Nuevo Testamento) un espíritu profano y disolvente» 1. De lo dicho se deduce que el mantenerse en la tradición bíblica, no puede ya calificarse de no científico, por más que las «concesiones» de los racionalistas se refieren por lo general a puntos determinados y no a la tradición bíblica en toda su extensión. Los reparos que el método histórico-crítico suscitó contra la credibilidad de la Sagrada Escritura han ido perdiendo terreno, a medida que se ha demostrado positivamente el carácter histórico de la tradición y de la Biblia.

#### Carácter histórico de la tradición y narración bíblicas 2

He aquí las razones que abonan el carácter histórico de la Biblia:

a) El testimonio de los Libros Sagrados. — Es un hecho generalmente admitido que los libros narrativos del Antiguo Testamento, en su forma actual, contienen una exposición uniforme del origen y desenvolvimiento del pueblo israelita, exposición que, juntamente con la historia primitiva que les sirve de introducción, aspira a ser tenida por histórica y reproduce en lo esencial las tradiciones del pasado de dicho pueblo. El Pentateuco presenta la historia de la humanidad desde la creación del primer hombre hasta la muerte de Moisés; a él siguen las narraciones de los libros de Josué, los Jueces, los Reyes, y después del Destierro, Esdras, Nehemías y los Macabeos. No cabe duda razonable de que los libros de los «profetas anteriores», y los que se compusieron durante el Destierro y después de él, refieren acontecimientos históricos. También se concede que los relatos del Génesis de tiempos históricos deben ser considerados como historia (Gunkel). En los libros proféticos, poéticos y didácticos se encuentran numerosas referencias y alusiones a sucesos narrados en los libros históricos. De mayor interés resulta el hecho de aparecer en todos los libros del Antiguo Testamento la misma idea de la marcha y significado de la historia hebrea (a partir de Abraham), y de apoyarse y completarse mutuamente sus testimonios. Recuérdese las genealogías que en el Génesis forman el esqueleto de la narración y se suponen y prosiguen hasta Jesucristo en el Nuevo Testa-mento. Prescindiendo de las innumerables referencias y alusiones, ténganse presentes las recapitulaciones con que topamos, por ejemplo, en Neh. 9, 6 ss.; Eccli. 25, 33, etc.; I Mach. 2, 52 ss.; Sap. 10-12; 16; Ps. 77; 104; 105; 106. Es indiferente para nuestro objeto el saber cuándo y por quién fueron compuestos estos libros y si se han conservado incorruptos en todos sus detalles. El Nuevo Testamento supone ciertas las narraciones del Antiguo Testamento y las confirma, unas veces aludiendo a circunstancias de ellas, otras, repitiéndolas, como sucede en las genealogías de Jesucristo, en los discursos de san Esteban (Act. 7 ss.), de los apóstoles (Act. 13; 17) y en la recapitulación de Hebr., 11. Y no se diga que Jesucristo, los apóstoles y evangelistas no hicieron más que acomodarse a las ideas de sus contemporáneos. Aun concediendo que tal acomodación fuera posible y realmente existiera en algún caso particular, siempre será verdad que la tradición histórica del Antiguo Testamento, desde los tiempos más remotos, ha sido confirmada por Jesucristo y tomada por los apóstoles como base de su predicación y como objeto de sus enseñanzas.

Gunkel en Rg V II (Tubinga, 196), 8. Del mismo modo Kittel en el discurso antes citado (página 25): «Estábamos a punto de resolver la religión israelita en mitos babilónicos y su historia en euentos y leyendas. Casi queríamos justificarnos de que aun existan nuestro antiguo pueblo bíblico y su religión, y sólo con cierto temor osábamos tomar en cuenta éste o aquel rasgo característico o de algún valoro (p. 98). La recusación de todo el A. T. por Harnack y el reciente libelo del célebre F. Delitzsch. Die grosse Täuschung (La gran decepción), nos han descubierto el abismo a que nos lleva la crítica. Católicos y protestantes han escrito excelentes réplicas a los recientes ataques de Delitzsch: Theis, profesor católico de Tréveris, Friedrich Delitzch und die grosse Täuschung oder Jaho und Jahre (Tréveris, 1921); König, profesor protestante de Bonn, Friedrich Delitzschs die grosse Täuschung oder Täuschung (Gütersloh, 1921).

2 (Str. ThpQS 1908, 540 ss. — Para lo que tratamos de demostrar y para fines prácticos, puede consultarse con provecho Darlegung der göttlichen Pragmatik und Pädagogik der Heiligen Schrift, que A. Meyenberg ha incorporado a sus estudios homiléticos y catequísticos (§ Lucerna 1907, 110-146); en compendio en: Brenuende Fragen III, 23 ss. Cfr. también las investigaciones críticas de Egger: Absolute oder relative Wahrheit der Heiligen Schrift (Brixen, 1909).

b) El testimonio de la tradición judía y cristiana. — La tradición admite como hechos históricos lo que en el Antiguo y Nuevo Testamento se cuenta de las maravillas de Dios, de los hombres de Dios, de Jesucristo y sus apóstoles 1. V no es letra muerta esta tradición, sino que constituye, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, una parte esencial de la vida religiosa. La fe, la organización, la vida moral y litúrgica descansan en las obras realizadas por Dos en bien de los hombres, transmitidas por los patriarcas, predicadas por los apostoles, rememoradas por la Iglesia. Mientras en las religiones paganas los recuerdos históricos de los tiempos primitivos degeneraron en mitos y meros simbolos, el culto judío con sus fiestas y tiempos sagrados era una continua recordación de las omaravillas de Dios»; y ese recuerdo constituía el fundamento de la educación moral y religiosa: «Pregunta a tus padres, que ellos te dirán; n tus mayores, y ellos te anunciarán» 2. «Yo recuerdo las obras del Señor, tendre presente los días antiguos y tus portentos» 3. La Iglesia, en su enseñanza y vida litúrgica, se apoya en los hechos atestiguados por el Antiguo y Nuevo Testamento y los conmemora, ya como preparatorios y figurativos, ya como rumplidos y fundamentales, para que la conciencia y el entendimiento de los fieles se penetre de su significación dogmática e histórica 4. Ella custodia y conserva con esmero todo aquello que la une con el pasado y le descubre su origen e historia. Ella nos enseña a escudriñar los divinos decretos de la Redención, que comienzan con el principio del mundo 5; ella nos guía hasta aquel obismo insondable de la sabiduría y ciencia del Creador 6, y nos manifiesta la multiforme Sapiencia de Dios 7.

c) La exposición y estilo de los relatos bíblicos. — Salta a la vista la diferencia esencial que existe entre las tradiciones populares, míticas, legendarias, vestidas a veces de las galas de la poesía, y los relatos bíblicos. Además, en la Sagrada Escritura son tan fáciles de reconocer como en cualquier escrito protano los límites y caracteres de prosa y poesía y de distinguir el género histórico del retórico, didáctico y poético. Los libros y episodios narrativos del Antiguo y Nuevo Testamento están escritos en un estilo tan sencillo, objetivo y natural, que ofrecen el aspecto de documentos históricos e inspiran plena confianza 8. Sucede esto sobre todo con aquellas narraciones que (como el Génesis) se desarrollan sobre un árbol genealógico, o con aquellas otras que (como los libros de los Reyes, del Paralipómenon y de Esdras) se basan en fuentes y documentos. La existencia de «fuentes» no repugna al carácter histórico ni menoscaba la credibilidad de los relatos bíblicos. Lo mismo decimos del pragmatismo religioso, el cual no excluye la fidelidad de la narración, sino que considera y des-

cribe los hechos desde un punto de vista más elevado.

d) El testimonio de las fuentes profanas contemporáneas. — Testimonios de otra naturaleza, revelados por las investigaciones arqueológicas, han venido n corroborar el carácter histórico y la credibilidad de los relatos bíblicos; hechos y datos de la Sagrada Escritura se han visto confirmados, y se ha comprobado la exactitud y fidelidad del ambiente histórico de las narraciones bíblicas. A este propósito véase lo expuesto en el núm. 15 y los comentarios que más tarde hatemos.

<sup>1</sup> Ufr. Dorsch, Die Wahrheit der bibl. Geschichte in den Anschauungen der alten christlichen Kirche, en ZKTh 1906, 57 ss. La fuerza avasalladora de la prueba allí aducida no se debilita objetando que los doctores y escritores de la antigüedad no conocieron las dificultades que hoy se han suscitado contra ha credibilidad de los relatos bíblicos. En aquellos tiempos se conocían o pocas dificultades, como, por ejemplo, la de encajar los libros de Tobías y Judit en la historia sagrada y profana (Sulpicio Severo, 4 hron. 2, 12 y 14). Mas aunque se procuraba soslayarlas con interpretaciones alegóricas, no por eso no ponía en duda la historicidad de los relatos contenidos en los citados libros. Lo importante es la ununimidad y decisión con que la antigüedad eclesiástica dedujo del sensus obvius y de la Inspiración la verdad histórica de los relatos bíblicos, contraponiendola a los miros y fábulas gentiles.

Deut. 32, 7.

<sup>\*</sup> Ps. 76, 6-12; cfr. 142, 5.
\* Ur. en el canon de la Santa Misa el pasaje donde \* nombran juntos Abel, Abraham y Melquineilee con sus respectivos sacrificios.

<sup>1</sup> Cor. 2, 7. Ephes. 3, 5-9. Col. 1, 26.

<sup>\*\*</sup> Rom. 11, 33.

\*\* Rom. 11, 33.

\*\* Fohes. 3, 10. Seidenberger, Grundlinien idealer Weltanschauung (Brunsvique, 1902), 264 ss.; Willmann, Geschichte des Idealismus 11º (Brunsvique, 1907), 1-11.

\*\* De los apologistas antiguos, Tertuliano (hacia el 200) especialmente se fija en la forma de los fellutos históricos del Antiguo y Nuevo Testamento: Sicul scripta sunt ita et facta sunt (Apolog. c. 20).

\*\*Numotros (los cristianos) tenemos abundante literatura (en los Libros Sagrados), poesía, sentencias, (anticos, canciones en abundancia; no fábulas, sino verdades; no frases artificiosas, sino palabras senrillann (De spectaculis, c. 29).

17. Para apreciar debidamente el carácter histórico de las narraciones bí-

blicas téngase en cuenta las siguientes observaciones:

a) La historiografía bíblica se halla informada de tendencia y concepto religiosos (pragmatismo) que constituyen el carácter esencial de la Sagrada Escritura y le asignan un puesto peculiar en la literatura mundial. Bien lo advirtió la tradición judía, por lo que a los libros de Josué, de los Jueces y Reyes llamó «profetas anteriores». Los Doctores de la Iglesia vieron en este carácter profético (didáctico religioso) de las narraciones sagradas una ventaja que garantiza su verdad histórica y su valor didáctico. En él se apoyan, por el contrario, los críticos modernos para poner en tela de juicio la credibilidad de los Sagrados Libros. Pero sin razón. La narración bíblica quiere ser verdadera historia, aunque no en el sentido de la crítica moderna. El historiador profético expone lo que Dios ha hecho por su pueblo y la conducta de Israel con su Señor, con el fin de enseñar, mover a virtud y piedad, amonestar y precaver. En consonancia con tan elevado objeto escoge el asunto, esclarece y relaciona los hechos, habla como «hombre de Dios», juzga los acontecimientos desde el punto de vista del gobierno divino del mundo y de la ley de Dios y describe la intervención divina en la historia; y es tan directa esta intervención como la que a cada paso nos muestra la Sagrada Escritura hablando de los fenómenos naturales, sin negar por ello o excluir la acción de las causas segundas 1.

Lo que en la historia crítica es de capital importancia — acopio de materiales, exactitud y verificación documental de todos los pormenores, relaciones que guardan los hechos entre sí, estudio del ambiente de la época, — la tiene muy secundaria y aun llega a faltar en la historia bíblica. En cambio, la investigación e historiografía críticas, especialmente en nuestros tiempos, prescinden de lo que es fundamental en la Biblia: el pragmatismo religioso. Mas éste es compatible con la verdad y veracidad históricas, como lo prueban las pinceladas con que los autores sagrados nos descubren las sombras de la historia de Israel y los flacos de sus grandes hombres. Esto no es dudoso para quien admite la Inspiración y cree que Dios ha hablado por boca de los profetas. Pero, aun humanamente considerado, es evidente que el pragmatismo religioso no está en pugna con el método crítico. Ambos pueden garantizar igualmente la verdad de la historiografía. «Si dos historiadores, profano el uno e inspirado el otro, se propusieran escribir la historia de Israel con los mismos materiales, es indudable que el cuadro del uno diferiría grandemente del que el otro nos pintara; y esto no obstante, a ninguno podríamos culpar de error. Esforzaríase el primero en descubrir el nexo de los acontecimientos, sus causas y efectos, sus motivos y consecuencias y en darnos una idea cabal de la historia de aquel pueblo. Y mientras este historiador con todo su aparato crítico no lograría rebasar el marco de los hechos visibles y de su conexión natural, el segundo, dejando todo esto de lado como cosa de poca monta y ajeno a su negocio, llegaría a descubrir en los sucesos naturales el dedo del Dios de la Revelación, el cual muestra su actividad guiando y reprimiendo con premios y castigos. ¿Cuál de las dos síntesis ofrece mayor garantía de infalibilidad, descubre verdades más sublimes y merece mayor estima? Evidentemente aquella que no se fija en las causas segundas por más ampliamente que se conozcan, sino que se remonta a las primeras y altisimas. Es claro que la síntesis histórica perfecta sería aquella que uniese en sí ambas formas de exposición; pero el historiador profano nunca podrá presumir de haber alcanzado este ideal» 2.

b) La historiografía bíblica no se puede equiparar a la pagana. — El exagerado aprecio del método crítico ha hecho que se la tenga en poco y no se haga justicia a su carácter. No hay derecho a juzgarla por la manera como los clásicos griegos y romanos trataron la historia. Ante todo no hay base para establecer una comparación entre ambas. De los egipcios y babilonios no poseemos historia propiamente dicha, sino sólo materiales históricos: anales, inscripciones, documentos. Las obras del egipcio Manetho y del babilonio Beroso, frag-mentariamente conservadas, se compusieron bajo la influencia griega, en la

Cfr. Rademacher, Gnade und Natur<sup>2</sup>, 43 ss.
 Rademacher, I. c. 64. — No merece tomarse en consideración la posibilidad de error real al señalar las causas segundas. Porque no puede llamarse erróneo lo que un crítico encuentra deficiente o impreciso en una historia profana. La Inspiración no hace que la síntesis histórica sea perfectísima en todos sus aspectos, sino que esté de acuerdo con los designios de Dios y exenta de errores reales.

epoca de Alejandro Magno. También la historia del antiguo Oriente estaba dominada por el concepto religioso y la tendencia nacional; pero la fe estrictamente monoteísta de Israel hizo posible una síntesis histórica, tan superior a las demás como lo es la religión hebrea a la mitología y al paganismo 1. Nada prueba contra la Sagrada Escritura el haber escrito Herodoto y T. Livio, entre otros, Historia oratoria, tratando los asuntos con cierta libertad épica. Los apologistas cristianos, que — sin conocer el carácter de la historia antigua — establecieron comparaciones entre los historiadores paganos y sagrados, dieron in Moisés un puesto muy superior a aquéllos. Es cierto que los escritores sagrados reproducen los discursos en lenguaje directo, que no puede responder a la realidad; mas esta libertad no es sistemática, sino fundada en el genio de la lengua hebrea, que no les permitía compendiar el sentido del discurso sirviéndose del lenguaje indirecto.

Pero si en su aspecto natural ocupa la historiografía bíblica un puesto singular entre las historias de los pueblos orientales, todavía sube de punto su excelencia si consideramos que, aun prescindiendo de la Inspiración, la mano de la Providencia que guiaba a Israel no pudo menos de imprimir su huella en la literatura sagrada de este pueblo. En los designios divinos la historia bíblica estaba llamada a un fin sublime: desarrollo del plan de la Redención desde las puertas del Paraíso hasta el término de la Revelación en Jesucristo. Los hombres que la escribieron estaban en relación especialísima con el Espíritu Santo, que regía los destinos de Israel. Por su carácter, objeto y origen, no se puede, pues, equiparar la historiografía inspirada con la de mingún otro pueblo pagano.

c) La forma narrativa es en la Sagrada Biblia signo de historia verdadera, mientras no haya razones sólidas que obliguen a admitir que el escritor no pretendía ofrecernos historia real en todas sus partes. Existen géneros literarios que, no obstante su ropaje histórico, no encierran historia, o mezclan lo real con la ficción. Tales son las parábolas, la alegoría, el poema épico, la narración didáctica, la novela histórica, el midras 2. Los más importantes eran ya conocidos en la antiguedad. Es evidente que el Espíritu Santo puede servirse de cualquier género literario para revelar las divinas enseñanzas, como lo muestran en el Antiguo y Nuevo Testamento las parábolas, las alegorías y apocalipsis, y más particularmente la narración didáctica (parénesis), vinculada a algún personaje o acontecimiento histórico. Y aunque ésta por su forma narrativa podría reclamar para sí el calificativo de histórica, las circunstancias y pormenores de libre invención, que le dan carácter didáctico y edificante, no permiten que como tal se la considere. Si éstos o parecidos géneros literarios existen en la Sagrada Escritura, cuestión es que no se puede resolver de una manera general con principios, sino demostrando en cada caso el hecho y consultando la tradición eclesiástica. Esta tiene por históricos todos aquellos relatos del Antiguo y Nuevo Testamento que presentan forma narrativa. Los santos Padres y exegetas

¹ Todavía no nos han mostrado los montículos de ruinas del Oriente una síntesis histórica de los tiempos antiguos. Bezold, conocedor de la literatura asirio-babilónica, afirma (Die Kultur der Gegenwart I, 7, Leipzig, 1906, 41) que las notas históricas en ellos descubiertas no llegan al principio de la ciencia histórica. Lo mismo dioe un especialista en historia antigua, Ed. Meyer, nada favorable al concepto religioso del A. T. (Geschichte des Allertums 1º, 1, 1921, 227): «De todos los pueblos asiático-curopeos, sólo Israel y Grecia poseen verdadera literatura histórica. En Israel, que ocupa un puesto privilegiado entre todos los pueblos civilicados del Oriente, apareció en época tan antigua que es para asombrarse, y produjo obras de importancia... En Grecia nació más tarde.» Es notable que Winckler sólo puede citar en apoyo de su teoría panbabilonista la Biblia, pues no hay otro ejemplo de síntesis histórica del antiguo Oriente (Ex Oriente lux, II, 2).

histórica del antiguo Oriente (Ex. Oriente lux, 11, 2).

<sup>a</sup> Midrass quiere decir, según Budde (Geschichte der althebr. Literatur, Leipzig, 1906, 216 ss.), algo así como leyenda popular, sacada de algún asunto histórico (tradicional). Es un género literario judío, relativamente moderno, del cual nos ha conservado la Sinagoga (el juda(smo) abundantes ejemplos, de carácter muy diverso. Unos guardan estrecha relación con las letras de los Libros Canónicos, pueden considerarse como comentarios de los mismos; otros se han conservado en versiones, como libros apócrifos (deuteocanónicos) y seudoepigráficos. — Dos veces hace alusión el Antiguo Testamento a un midras: II Par. 24, 27; IV Reg. 12, 19; mas no parece que se le pueda aplicar el concepto que posteriormente encerraba esa palabra (leyenda), pues es evidente que el cronista se propone aducir una fuente histórica propiamente dicha. (Hay todavía otro pasaje, Eccli. 51, 25, que habla de la casa de midras e emansión de la doctrinam, seguramente en sentido figurado e olibro de la doctrina de Jesús hijo de Siraco.) No se puede, pues, equiparar los libros de las Crónicas (elistoria eclesiástican del Antiguo Testamento) con un midras (narración adornada, no histórica, aunque de fondo histórico). Según los modernos, pertenecero a este género literario no sólo las Crónicas (Paralipómenon), sino también Gen. 14 (Melquisedec); los. 22, 0:34; ludic. 20 y 21; Rut; I Reg. 16, 1-13, 19, 18-24; 21, 11-16; III Reg. 13 y IV Reg. 1, 9 ss. (Ellas); Jonás. Cfr. Wildeboer, Die Literatur des AT² (Gotinga, 1905), 415.

hasta nuestros días, han considerado siempre la forma narrativa como signo de historicidad, llegando a atribuir realidad histórica a algunas parábolas del Evangelio. Pero no nos dan una norma teórica ni práctica para discernir entre la narración parenética y la histórica. Por otra parte, no niegan que la primera sea posible, máxime existiendo un género literario afín, que es la parábola; y aun con sus interpretaciones alegóricas llegan a veces a desvanecer el carácter histórico de algunos relatos (como el de la casta Susana). No encontramos, pues, en la autoridad de la tradición un obstáculo que unos cierre el camino para ir más lejos en las pesquisas y explicaciones, siempre que haya motivo razonable para ello. Mas debe seguirse con religiosidad el sabio precepto dado por san Agustín: no apartarse en mada del sentido literal y obvio, a no ser que alguna razón impida ajustarse a él u obligue a abandonarlo. Esta regla debe observarse con tanta mayor escrupulosidad cuanto que con el deseo de innovaciones y libertad de opiniones, hay mayor peligro de engañarse» . Idéntica orientación señala el decreto de la Comisión Bíblica de 23 de junio de 1905. Dice así: «Los Libros Sagrados tenidos por históricos (los que ostentan forma narrativa) no se deben entender, ni total ni parcialmente, en otro sentido que e literal, excepto el caso (que no se debe admitir con ligereza y sin fundamento) en que, sin menoscabo de las doctrinas de la Iglesia y salvo su juicio, se demuestre con argumentos sólidos, que el Espíritu Santo no quiso manifestar historia verdadera y propiamente dicha (historiam vere et proprie dictam), sino parábola, alegoría u otro sentido distinto del rigurosamente literal e histórico. Benedicto XV confirmó explícitamente este decreto de la Comisión Bíblica» 3. Queda, pues, en pie, el sentido literal o histórico; cualquiera otro deberá acreditar su derecho con argumentos sólidos. Puede suceder también que un libro de sello histórico sea una mezcla de verdad y de ficción; mas esto ocurre solamente en narraciones de importancia secundaria, o que nos describen episodios sueltos (Judit, Ester), o tratan de la historia de una familia (Tobías, Rut).

d) Dado que los escritores inspirados se hubieran servido de fuentes, se debe admitir que no dudaron de su autenticidad, antes bien, garantizaron su veracidad. — Los autores sagrados no siempre fueron testigos, y a veces ni siquiera contemporáneos de los sucesos que narran; por donde era necesario que se sirviesen de fuentes históricas, orales y escritas. Estas no fueron muchas, o al menos no nos consta que lo fueran. Pero la verdad de una síntesis histórica no depende necesariamente del número de fuentes, sino de la credibilidad de las mismas. No se puede a priori y sin pruebas fehacientes negar la autenticidad de las fuentes en que se basan las narraciones bíblicas; pero también es difícil probarla por haberse aquéllas perdido todas sin excepción. Sólo por el contenido y carácter de los relatos bíblicos podemos descubrir la naturaleza de las fuentes. Ahora bien, la objetividad y franqueza con que la Sagrada Escritura describe los puntos negros de la historia de Israel y de sus grandes hombres es claro argumento de la veracidad de las fuentes. Y aunque para el escritor sagrado la verdad de su historia consistiese en la coincidencia de sus relatos con las fuentes, no por eso podría ponerse en duda su credibilidad. «El escritor (sagrado) no puede, en realidad, decir sino lo que encuentra en las fuentes (paganas); mas lo que nos comunica lleva el sello de la autoridad y verdad divina, por la influencia del Espíritu Santo que lo hace suyo» 4.

Los críticos liberales afirman gratuitamente que los escritores sagrados sólo aspiraban a reproducir con fidelidad las fuentes, mas no a reflejar los hechos históricos. Mas aunque en algún caso particular el historiador bíblico se remita a la garantía de las fuentes — y aun ello habría que demostrarlo por el texto o el contexto o de alguna otra manera, — no por eso les es dado deducir una conclusión general. No era la mente del historiador aducir las fuentes para que el curioso lector pudiera comprobar la exactitud de su cita; sólo buscaba con ello ponerle en camino de investigar noticias más detalladas, que completasen

Enciclica Providentissimus.

La consulta era ésta: ¿Se puede tener por principio sano de exégesis que todos los Libros Sagrados tenidos por históricos, o algunos de ellos, no relatan historia propiamente dicha, sino que tienen forma histórica aparente para expressar alguna cosa distinta de lo que dice el sentido literal o histórico? Respuesta: negative, excepto el caso, etc., como arriba en el texto.

\* Enefelica Spiritus Paraclitus, 31.

Rademacher, Gnade und Natur', 72.

el cuadro que le trazaba. Lo dicho se puede aplicar a la hipótesis de las citationes implicitae (citas sin indicación de fuentes). Esta hipótesis es frecuentemente un recurso muy cómodo para desentenderse de las dificultades históricas de la Biblia, sustrayéndolas en concepto de citas del dominio de la Inspiración. La Comisión Bíblica estableció su criterio en decreto del 13 de febrero de 1005. No es lícito a los exegetas católicos, para desembarazarse de las dificultades que ofrecen los pasajes históricos de la Biblia, suponer que son meras citas de documentos escritos por autores no inspirados, cuyos asertos no comparte ni hace suyos el autor sagrado, los cuales, por tanto, no pueden ser tenidos por infalibles; hay que exceptuar sin embargo el caso en que (salvo la doctrina y juicio de la Iglesia) se demuestre: 1), que el hagiógrafo cita realmente palabras o documentos de otro; y 2), que ni las aprueba ni hace suyas, de suerte que se pueda afirmar con razón que no habla en nombre propio. También Benedicto XV nos previene contra el abuso de la hipótesis de las citas implícitas !.

e) La verdad de las narraciones biblicas no consiste en que el historiador reproduce con fidelidad las tradiciones populares u opiniones (erróneas) de la época, sino que su exposición responde a la realidad histórica. Benedicto XV rechaza explícitamente la teoría de quienes atribuyen a los escritores sagrados el plan de escribir «historia según las apariencias», por cuanto, en cuestiones históricas, estaban tan poco iluminados por la Inspiración como en ciencias

maturales.

Esta teoría se basa en ciertas sentencias de san Jerónimo y en la encíclica Providentissimus; pero es insostenible tanto en sus fundamentos como por sus consecuencias. Es cierto que en san Jerónimo (y en otros santos Padres, como san Juan Crisóstomo) se leen frases como ésta: en la Sagrada Escritura se dicen muchas cosas según las opiniones de la época y no según la verdad objetiva (rei veritas); y aun es costumbre de los escritores bíblicos relatar las opiniones, según se creían en su tiempo 2. Pero si atendemos al contexto donde aparecen esas o parecidas frases, echaremos de ver que no se refieren a pasajes históricos, sino sólo a nombres, señas, expresiones de uso corriente. Por ejemplo, al antagonista del profeta Jeremías se le da el nombre de «profeta» (en vez de «falso profeta»); a san José se le llama «padre de Jesús» (en vez de «padre putativo»). De donde, no se les puede dar una generalidad que no tienen; antes deben tomarse con las limitaciones que la ideología de san Jerónimo a y demás santos Padres y la cosa misma imponen, a saber: todo cuanto el autor inspirado dé por sucedido y afirme como cierto, aconteció realmente y es objetivamente histórico. Cabe en algunos casos la duda de si realmente afirma el historiador sagrado o sólo reproduce una sentencia. Demos que el autor inspirado expusiera un dato (lugar del Paraíso, por ejemplo), o un pensamiento de manera asequible al vulgo y según los conocimientos físicos y geográficos de su época; pero es difícil admitir que se acomodara a relatos o documentos históricos objetivamente inexactos.

Tampoco puede esta teoría buscar apoyo en la encíclica Providentissimus \*.

San Jerónimo, Comm. in Ierem, 28, 10; In Matth, 14, 8. Bibliografía v. en Fonck, Der Kampf

ducción: «Estos principios pueden aplicarse según convenga a las disciplinas afines, especialmente a la historia», es errónea e induce a error. Debe traducirse de esta otra manera: «Lo mismo (lo que en los párrafos anteriores se ha dicho contra el proceder de los naturalistas que traspasan los límites de su competencia), lo mismo puede también aplicarse (con provecho) a las ciencias afines, especialmente a la historia. Porque es lamentable que muchos de los que exploran a fondo y sacan a luz los monumentos de la antigüedad, las costumbres y las instituciones de los pueblos, y testimonios semejantes,

Enciclica Spiritus Paraclitus, 31.

Sall Jeronimo, Comm. in Terem. 20, 10; In Mattin, 14, 6. Bibliografia v. en Polick, 12c Alampi and die Wahrheit der Heiligen Schrift, 125 ss.

3 Cfr. su Credo bíblico en Fonck, 1. c. 28. Schade, Die Inspirationslehre des hl. Hieronimus, en BSt XV 4-5 (1910). Benedicto XV rechaza con energía la interpretación que para defender su concepto liberal de la historia bíblica dan algunos a las palabras de san Jerônimo. Los fautores de novedado ann lejos que apelan al Doctor de Estridon (san Jerônimo) para defender su propio parecer, como inhibiera este afirmado que en la Bíblia se observa la fidebidad y orden históricos no según la realization de la concepta de concepta de concepta de concepta de la concepta d lidad, sino según lo que en aquel tiempo se pensaba, y como si hubiera defendido que tal era la ley lidad, sino según lo que en aquel tiempo se pensaba, y como si hubiera defendido que tal era la ley propin de la historia. En lo cual es de admirar cuanto retuercen las palabras de san Jerónimo para sus propias invenciones. Pues ¿quién no ve que Jerónimo no afirma que el hagiógrafo, ignorando la verdad de los hechos que narra, se acomoda a la falsa opinión del vulgo, sino que, al imponer un nombre a las personas y cosas, sigue el modo común de hablar? Como cuando llama a san José pad.e de Jesús, da a entender sin obscuridad en todo el hilo de la narración qué entiende con el nombe de pudre. Y ésta es verdadera ley de la historia, según la mente de Jerónimo: que el escritor emplee el nodo usual de hablar, cuando se trata de estas denominaciones, quitado todo peligro de error, porque el uso es árbitro y norma del bien hablar» (Spiritus Paraclitus, 29).

4 Hace ipsa deinde ad cognatas disciplinas, ad historium praesertim, invabit transferri. La traducción: alEstos principios pueden aplicarse según convenga a las disciplinas afines, especialmente a la:

León XIII no dice que los principios establecidos para juzgar de las ciencias naturales en relación con la Sagrada Biblia sean también aplicables a otros campos del saber humano, en particular a la historia. Equivaldría esto a admitir la posibilidad de que las cosas históricas se hallaran expuestas en la Sagrada Escritura en forma simbólica, o según la apreciación popular (según las «apariencias», o más exactamente, de oídas), o según las opiniones y capacidad de los contemporáneos, no entrando en las intenciones del Espíritu Santo instruir a los hombres acerca de asuntos (históricos) que no aprovechan para la salvación. Mas el contexto y razonamiento del documento pontificio excluyen seme-jante consecuencia. En él se dice que los principios establecidos para evitar y combatir las falsas teorías científicas y filosóficas, deben aplicarse a las ramas afines de la ciencia, especialmente a la historia, porque también de éstas se abusa para luchar contra la Revelación y arguir de error a la Santa Biblia. Además, no es lo mismo descripción de la naturaleza según lo que aparece, que «historia según las apariencias» (es decir, de oídas). Esta no garantiza la verdad, antes bien lleva mezclados verdad y error, con grave menoscabo de la autenticidad e infalibilidad de toda la historia bíblica. Tengase en cuenta, finalmente, que la historia de las maravillas del Señor, de los hombres y del reino de Dios, no son cosa accidental (como los datos científicos naturales), sino parte esencial de las enseñanzas, avisos, amonestaciones y consuelos de Dios, comunicados a su pueblo mediante los Sagrados Libros; un error objetivo en esto, necesariamente alcanzaría a lo esencial. Este recurso a la encíclica de León XIII, que muchos consideran «incontestable», Benedicto XV lo califica de «infundado, falso y erróneo». La física estudia lo que aparece a los sentidos, y por tanto, debe estar de acuerdo con los fenómenos; pero la ley suprema de la historia es que la descripción esté conforme con la objetividad de los acontecimientos 1.

#### c) Los sistemas racionalistas y la historia bíblica

Partiendo de los falsos principios del método crítico arriba expuestos (negación de la Revelación e Inspiración y de todo el orden sobrenatural, evolucionismo religioso y cultural), el racionalismo califica los relatos bíblicos de mitos, leyendas, adornos legendarios o ficciones tendenciosas. No creemos necesario mencionar las diferentes formas en que se presentó en los siglos xvIII y XIX esta teoría; no hablemos ya de combatirlas o refutarlas, pues la ciencia misma se ha desentendido de ellas. Dos son las tendencias racionalistas que actualmente privan; y aunque nacidas de principios fundamentales comunes, se oponen rudamente por la manera diversa de apreciar el desenvolvimiento de las ideas religiosas y la historia del pueblo hebreo (y de todo el Oriente). Podríamos denominarlas teoría evolucionista y teoría de las religiones comparadas (babilonismo).

 La escuela evolucionista, que milita bajo la enseña del darwinismo, califica de idealista y no conforme con la realidad el cuadro histórico que de la evolución interna y externa de Israel nos ofrece la Sagrada Biblia. El pueblo escogido siguió en su desenvolvimiento religioso el camino opuesto, y su historia es tan poco simpática como la de los pueblos paganos circundantes,

De la protohistoria de Israel — según esta teoría — no podemos formarnos idea cabal, si bien es cierto que el fondo de las leyendas primitivas y patriarcales tiene más enjundia y es más instructivo que el de los demás pueblos. Con Moisés comienzan a surgir las primeras luces de las tinieblas de la leyenda. Moisés congregó en torno suyo tribus arábigo-madianitas que conservaban memoria de su estancia temporal en Egipto, y les dió un principio de unidad nacional, imponiéndoles el culto de Yahvé, una de las divinidades que recibian

entregándose con este motivo a grandes trabajos, tengan frecuentemente por fin encontrar la mancha de un error en los Libros Santos, a fin de dañar y quebrantar por completo la autoridad de los mismos» (p. 56). Benedicto XV ha dado en su encíclica Spiritus Paraclitus la interpretación autóntica de la tan discutida frase de León XIII: «Porque si (León XIII) afirma que los principios de las ciencias naturales se pueden también trasladar con provecho a la historia y disciplinas alnes, esto no lo esta-blece como cosa general, sino tan sólo ordena que procedamos del mismo modo para destruir las falacias de los adversarios y defender contra sus impugnaciones la fidelidad histórica de la Sagrada Escritura.» Spiritus Paraclitus, 29.

adoración en la Península del Sinaí. Fué la levadura y la fuerza impulsiva que dió consistencia y sostén a estas tribus. Pero ni en la «época heroica» de Israel (fueces), ni siquiera en la de David, estamos en terreno realmente histórico. Con la conquista de Jerusalén por David y con la incorporación a su cetro oc todos los pueblos de Canaán, comenzó el hebreo a organizarse en todos los órdenes y se escribió la primera página de historia propiamente dicha, cuyo centro de gravedad estuvo, a partir de la división de Israel, no en Judá, sino en el reino del Norte (Samaria). Con el Templo salomónico vino la centralización del culto, que fué más tarde desenvolviéndose y transformándose por obra de los profetas, sobre todo desde que «un piadoso embuste» descubrió e introdujo el Deuteronomio en tiempo del rey Josías (621). La época profética, que termina con la catástrofe del cautiverio, produce el llamado monoteísmo ético, altera completanunte el concepto religioso y elabora y retoca tendenciosamente la historia anterior, como se trasluce (?) en los libros de los Reyes. El judaísmo, llegado a su madurez en el Destierro, produce la religión legal, la cual, puesta por Esdras como fundamento de la reorganización iniciada al volver de Babilonia, se infiltra hasta en el concepto más elevado de Dios (Yahvé, Señor del mundo, de ahí el universalismo), pero viene luego a degenerar en anquilosado fariseísmo. Esta religión del judaísmo es la que encontramos codificada en el actual Pentateuco, y presentada como de fecha antigua (época mosaica y anterior a los profetas) en los libros históricos, por obra y gracia de grandes ficciones. De aquí que no se pueda considerar la ley mosaica como origen sino como resultado del desarrollo histórico, y que se haya de relegar los libros de Moisés y la mayor parte de los históricos, proféticos y didácticos del Antiguo Testamento a la época posterior al Destierro.

Esta es la fórmula de la escuela crítico-histórica o evolucionista de Graf-Reuss-Wellhausen, cuyas «conclusiones» circulan por la literatura teológica protestante del último cuarto del siglo xix, y se encuentran vulgarizadas en multitud de manuales de historia de las religiones y de historia profana <sup>1</sup>. Es insostenible esta teoría, porque su argumentación es un círculo vicioso: llega a la separación de las fuentes por medio de criterios internos, y luego construye la historia utilizando esas fuentes establecidas arbitrariamente. Es, además, opuesta a la tradición atestiguada por las fuentes más antiguas, que ante la crítica pasan por indiscutibles, en particular por los profetas Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Estos reconocen y atestiguan (explícita o implícitamente) el pecado de Adán 2, la elección de Abraham 3, la destrucción de Sodoma y Gomorra 4, la historia de Jacob (en particular la lucha con el Angel 5), el éxodo de Egipto y el viaje por el desierto 6, la obra de Moisés 7 y su legislación, escrita y conocida en una porción de prescripciones <sup>9</sup>. Es psicológicamente imposible e históricamente insostenible admitir que los profetas — poseídos del más puro idealismo moral -, se hubieran servido para sus fines de interpolaciones, falsificaciones y elaboraciones tendenciosas. Por último, los descubrimientos modernos van esclareciendo la tradición antigua israelita, dándole nueva vida histórica 10, al paso que se derrumban las hipótesis del evolucionismo 11. El

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Una crítica extensa y acertada de la teoría de Wellhausen puede verse en Theis, Friedrich Delitzsch und seine agrosse Tauschung» oder Jaho und Jahve (Tréveris, 1921), 24 ss. E. König caracteriza de esta manera el procedimiento acrítico» de dicha escuela: aparenta ignorar lo que consta en las fuentes; y lo que en estas no aparece, lo inventa» (Friedrich Delitzschs "Die Grosse Täuschung" k.itisch beleuchtet, Gütersloh, 1921, 83).

Os. 6, 7. 1s. 29, 23. Mich. 7, 20.

Os. 11, 8. Is. 1, 9. Amos 4, 11.
Os. 12, 2 ss.; cfr. Gen. 32, 24-31.
Os. 2, 14; 7, 16; 11, 1; 12, 9-13; 13, 4-5. Amos 2, 10; 3, 1; 9, 7.

Os. 12, 13. Mich. 6, 4. Is. 63, 11-12.

Cfr. los pormenores en Kley, De Pentateuch/rage (Münster, 1903), 223 ss.; TAS 1899, 512 ss.; 1901, 94 ss.

CIr. Stipra, num. 15.

I (No se encuentra en el antiguo Oriente un ejemplo que confirme el dogma de la evolución recti línea desde el grado ínfimo de cultura hasta el superior. Conforme van ampliándose los conocimientos del pasado histórico, se despierta en nosotros la impresión de decadencia más bien que de progreso; en todos los campos (arte, ciencia y religión), nos ocurre lo mismo... Se puede decir que de todos los conocimientos adquiridos mediante los innumerables testimonios recientemente descubiertos, contemporáneos de aquellos sucesos, el fruto más excelente ha sido el convencimiento de que va al fracaso l aplicación al mundo antiguo del principio de la evolución continua y progresiva. Ahora bien, este principio es el eje de la ciencia bíblica (evolucionista) actual» (Weber, Theologic und Assyriologic im Streif um Babel und Bibel, Leipzig, 1904, 17).

mismo Wellhausen ha pronunciado la sentencia de muerte de su teoría con estas palabras: «Si la tradición israelita está dentro de lo posible, sería una locura preferir otra posibilidad». La posibilidad (natural) de la tradición hebrea puede demostrarse hoy mejor que nunca. Los resultados de la arqueología han hecho rectificar notablemente la teoría wellhausiana de la historia religiosa hebrea, y por ende, los fundamentos del sistema evolucionista <sup>1</sup>. Huelga decir que la teoría que acabamos de exponer está en pugna con la Revelación.

A principios del siglo xx aparece en escena la teoría de las religiones comparadas, completando en parte y en parte rectificando las teorías críticoliterarias 2. Partiendo de los mismos principios que éstas, fija su interés, no en la separación de fuentes y discusión de la época en que se escribieron los Libros Sagrados, sino en el estudio de la religión del Antiguo Testamento y su desarrollo histórico. A este fin, compara las religiones de Oriente y de la antigüedad en general, investiga su naturaleza y manifestaciones vitales, su literatura e historia. Este estudio resulta favorable a la religión y literatura del Antiguo Testamento, por cuanto ha demostrado que tienen mayor antigüedad que la señalada por la escuela crítica. Pero, en cambio, coloca la religión judía al mismo nivel de las paganas , y en vez de historia nos brinda leyendas. Da a priori por legendarios aquellos episodios de la Sagrada Escritura en que se relatan hechos extraordinarios y prodigiosos; mas también en otros capítulos, como las narraciones del Génesis, descubre carácter popular, y por ende, legendario. Para discernir la historia de la leyenda establece el siguiente criterio : la leyenda es en su origen tradición oral; la historia, documento escrito; — la leyenda trata de lo privado, personal, familiar; la historia, de los grandes acontecimientos públicos; — en las memorias históricas se puede siempre descubrir un camino que lleva del testigo ocular al narrador; la leyenda echa mano de la tradición y de la fantasía; — la leyenda da preferencia a lo «increíble» y acoge cosas que «repugnan a nuestros conocimientos mejor cimentados»; — la leyenda, finalmente, pertenece al género poético; la historia, al prosaico; «quien ha gustado del encanto poético de las levendas antiguas, se enoja contra el bárbaro que sólo teniéndolas por historia y prosa cree apreciarlas dignamente» (Gunkel). En confirmación se citan las tradiciones legendarias primitivas de los pueblos paganos; es posible que en ellas se encuentren elementos históricos, aunque encubiertos con los atavíos de la poesía.

Estas hipótesis y conclusiones son arbitrarias y falsas. El concepto que establecen de leyenda e historia es caprichoso. Interesan a ésta no sólo los grandes acontecimientos políticos, sino también los hechos privados y de pequeña importancia que, en realidad, nunca desprecia la historiografía, cuando cree que pueden serle útiles. ¿Serían posible, de otra suerte, las biografías o la historia de la civilización? La importancia de los relatos bíblicos estriba esencialmente en su contenido religioso, es decir, en los elementos relativos a la historia de la Revelación. Y no se destruye porque los racionalistas afirmen que «lo principal de esos relatos es el tono poético», con la salvedad de que «leyenda no es sinónimo de mentira», antes bien la narración poética (leyenda) es más propia que la prosaica para conservar y transmitir las ideas religiosas. Porque ni la leyenda puede sin más calificarse de ficción, ni los límites entre exposición poética prosaica son tan imprecisos en el Antiguo Testamento, que se puedan tener por producciones poéticas las sencillas y sobrias, aunque instructivas, narraciones populares (del Génesis y del Antiguo Testamento en general). En el Antiguo Testamento, los hechos llegan al narrador a través de la tradición. ¿Por qué ne habría ésta conservado los sucesos sencillos de la historia primitiva y patriarcal en un pueblo como Israel, «que tenía tan despierto el sentido para la guarda de aquellos recuerdos»? (König). ¿Qué dificultad hay en admitir que algunas tra-

<sup>1</sup> Cfr. Bea, Deutsche Pentateuchforschung und Altertumskunde in den letzten vierzig Jahren, en StZ XCIV (1918), 470.
2 Ha sido desarrollada principalmente por Gunkel en su obra Erklarung der Genesis (Gotin-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ha sido desarrollada principalmente por Gunkel en su obra Erklarung der Genesis <sup>3</sup> (Gotinga, 1910) y llevada a las últimas consecuencias por Gressmann, Gunkel y otros, en la obra científico-popular: Die Schriften des AT in Auswahl neu übersetzt und für die Gegenwart neu erklärt (Gotinga, 1911-16).

<sup>&</sup>quot;Por el contrario Kittel, en el discurso arriba citado (p. 21, nota 4), llama a la religión de Israel «flor de todas las religiones antiguas», cinstrumento en manos del maestro... para levantar la religió absoluta» (ZA II" 1921, 98).

diciones fueron anotadas ya antes de llegar a su definitiva redacción? Les chero a todas luces que la tradición hebrea contiene muchas cosas que la difereneian esencialmente de las leyendas populares, y no permiten equipararla a opoca premosaica, que no llegaron a ser oscurecidos ni extinguidos por el esplendor de los tiempos mosaicos y posteriores a Moisés. Esta antigua tradición israelita contrasta en fondo y forma con las leyendas paganas. En los libros posteriores del Antiguo Testamento y no menos en los del Nuevo, ase la considera como realidad y no como poesía» (Gunkel). «No hay, pues, cuestión» para el historiador ni para el fiel cristiano de si es leyenda o historia.

El babilonismo, conocido y vulgarizado merced a la polémica bíblicobabilónica («Babel-Bibel») suscitada con motivo de algunas conferencias públcas del asiriólogo Federico Delitzsch (Berlín, 1902-1903), combate el carácter revelado de la religión del Antiguo Testamento, pretendiendo explicar su desenvolvimiento por la influencia de las ideas y civilización babilónicas, y la historia religiosa del Antiguo y Nuevo Testamento por plagios, o cuando menos analogías de la historia religiosa de los pueblos orientales. Las ideas religiosas fundamentales (origen del mundo, pecado original, precepto del sábado, sacrificios, leyes morales, esperanza de la vida futura), tomadas de la tradición babilónica, habrían sido despoiadas de concentos politicias depuradas y elaboradas lónica, habrían sido despojadas de conceptos politeístas, depuradas y elaboradas por influjo del monoteísmo. Se cree haber hallado huellas de monoteísmo (y aun el nombre de la divinidad Yahve 2) en la época del rey Hammurabi (2000 a. de Jesucristo) en ciertas tribus arábigas que emigraron a Babilonia y llegaron a empuñar las riendas del poder, y de las cuales salieron los israelitas después de algunos siglos. Israel, como toda Asia Menor, estuvo desde el principio influído por la civilización babilónica , según se ha podido apreciar con bastante precisión en las tablillas de Tell el-Amarna y en el código de Hammurabi; es, pues, muy probable que aun en época histórica plagiase Israel los mitos babilónicos. Mas, aunque no se pueda demostrar o admitir esto, la semejanza y analogía de ideas y el desarrollo de ambos pueblos revelan igual grado de cultura; más aún, en lo tocante a la moral la comparación resulta favorable a Babilonia. No puede por tanto pretender la religión del Antiguo Testamento el calificativo de revelada; la historia de Israel, prescindiendo de los profetas, no es mejor que la de los demás pueblos. La influencia babilónica abarca las épocas anterior y posterior al Destierro hasta el Nuevo Testamento. Y aunque en este último la cinvestigación» no ha obtenido resultados definitivos, cree sin embargo reconocer en una porción de «ideas cristológicas» y de rasgos evangélicos, huellas de conceptos mitológicos babilónicos, «que pudieron penetrar en parte mediante el mazdeísmo o bien combinarse con elementos mitológicos egipcios» 4.

<sup>&</sup>quot;«Aunque nada pudiera objetarse al análisis de las fuentes... sin embargo, la semblanza (de los patriarcas de Israel) es esencialmente la misma que ofrecen las diversas fuentes que se pueden determinar con seguridad. Es además tan sencilla la historia patriarcal, se mueve en tan angostos límites, que es de maravillar la sobriedad de la fantasía que inventó las figuras de los antepasados. No es

que es de maravillar la sobriedad de la fantasía que inventó las figuras de los antepasados. No es posible afirmar con seriedad que tradición tan sencilla como ésta no pudiese conservarse varios siglos sólo por tradición oral, si se considera cuán tenaces eran los pueblos antiguos en transmitir a la posteridad las tradiciones recibidas de sus mayores y cuán precioso y sagrado era este depósito para las tribus hebreas» (Orelli, Wider unberechtigte Machtsprüche der Kritik, 9).

\*\* Cfr. infra núm. 230. Asiriólogos de nota niegan que el nombre de Yahvé se encuentre en documentos babilónicos; así Zimmern (Keilinschrift und Bibel 3 34), Bezold (Die assyrisch-babylonischen Keilinschriften, 31). Oppert, Halévy, Hilprecht, Budge, Margoliouth, Algyogyi-Hirsch. Ya antes de la polémica «Babel-Bibel», demostraron los asiriólogos Hommel y Sayce (1898) la raíz lingüística de Yahve en la forma Yaíu). Según recientes investigaciones (comparación de nombres personales babilónicos autiguos), parece que las formas Yaíve, Yaíu y Ya son nombres de Dios, pero sólo entran en la composición de nombres personales: cfr. BZ 1912, 24 ss. Mas de aquí nada se sigue acerca del concepto que va unido al nombre hebreo de Dios; cfr. RB 1903, 362; 1907, 385; Theiss, l. c. 56; Jaho und Jahve. 49 ss.

l'alive, 49 ss.

\* Hay en esto mucha exageración; y no advierten que también se dejó sentir en Israel la influencia

\* Hay en esto mucha exageración; y no advierten que también se dejó sentir en Israel la influencia Ilay en esto mucha exageracion; y no advierten que tambien se uejo senir en istate la internación de la civilización egipcia, fenicia y árabe, como lo prueban las recientes excavaciones de Gezer, Taanek y Mutesellim. Está fuera de duda, por ejemplo, que los nombres babilónicos de los meses se adoptaron muy tarde (en el Cautiverio) entre fenicios y hebreos; que la lengua y escritura hebreas eran distintas de las de Babilonia (aunque las de esta nación se conocían en Israel); y que, respecto de ideas cosmode las de Babilonia (aunque las de esta nación se conocían en Israel); y que, respecto de ideas cosmográficas (astronómicas), las analogías entre hebreos y babilonios son nucho menos en número y calidad que las diferencias; lo cual es muy de notar, dada la importancia que tenían en Babilonia la astronomía y astrología. Así sucede que de los 5 ó 6 nombres de constelaciones que eita el Antiguo Testamento, ninguno se ha llegado a descubrir hasta el presente en las inscripciones cuneiformes. Cfr. Schiaparelli, Die Astronomic im AT (Giessen, 1904), 16. Tampoco en el sistema de monedas, pesas y medidas dependía Israel de Babilonia (cfr. Kalt, Bibl. Archàologie, Friburgo, 1924, núm. 67 ss.).

\* Los pormenores en KAT \* 377-304; un compendio al alcance de todos en Zimmern, Keilinschrift und Bibel nach ihren religionsgeschichtlichen Zusammenhang (Berlín, 1903); Jeremías, Babylonisches

La idea frecuentemente repetida de haber vivido el pueblo de Dios como encerrado entre cuatro paredes sin contacto con el mundo, carece de base histórico-bíblica. Por el contrario, nos dicen a cada paso los Libros Sagrados, que Israel conocía su parentesco genealógico y cultural con los demás pueblos, y que estaba expuesto a múltiples y variadas influencias. Extraño sería que no se advirtiesen huellas y reliquias de la cultura de otros pueblos en la civilización material y espiritual y aun en el desarrollo religioso de Israel. Mas no hay derecho a ver en esto un argumento contra el carácter revelado del Antiguo Testamento; antes bien ello es prueba de aquella maravillosa y divina pedagogia, que por una parte protegió al pueblo escogido, guiándolo a través de los más variados influjos naturales, y por otra acertó a ponerlo todo a su servicio, aun los peligros y errores ético-religiosos, que temporalmente toleró, aunque sin aprobar costumbres menos perfectas, hondamente arraigadas. Es la pedagogía que en el Nuevo Testamento deja crecer en el campo del Señor la cizaña con el trigo hasta el día de la siega; es el espíritu acomodaticio que siempre ha observado la Iglesia en la educación de los pueblos, aunque sin renunciar a una tilde de las normas de sabiduría divina a ella confiadas.

En la demostración del carácter revelado de la Sagrada Escritura no debe entrar en cuenta lo que la misma Sagrada Escritura presenta como extraño, erróneo e inadmisible (es decir, mucho de lo que es propio de la «religión popular»), sino aquello que está sancionado en la doctrina y en la Ley, y aprobado como bueno y justo en la historia de Israel y en la vida corriente. Es claro que, a priori, ni las influencias profanas de orden material o espiritual, ni el parentesco o comunidad de ideas, apreciaciones y conceptos con otros pueblos repugnan o dañan al carácter revelado de la religión del Antiguo Testamento.

Las verdades religiosas de orden natural que la Revelación presupone o abiertamente enseña, pertenecen de por sí, o por lo menos pueden pertenecer, al patrimonio común de toda la humanidad, siendo, como son, asequibles a la razón natural. Cuanto a aquellas verdades sobrenaturales que constituyen el objeto específico de la «Revelación», han sido encomendadas a la revelación primitiva y han sido transmitidas en formas muy diversas, alteradas y desfiguradas por las distintas ramas de la humanidad, hasta llegar como herencia paterna hasta nosotros. Resulta, pues, que la religión revelada tiene mucho de común con las religiones de los pueblos, o más bien, que las tradiciones religiosas de los pueblos tienen notables puntos de contacto con las del pueblo escogido. El concepto de «revelación mosaica» no significa que todo lo que está en la Ley y en la doctrina del Antiguo Testamento necesariamente es nuevo o inspirado a la letra en el fondo y en la forma; la Ley y la doctrina encierran enseñanzas que pertenecían a la tradición, o había consagrado el uso. Puede asimismo admitirse que de Egipto y Babilonia pasasen a Israel y fueran utilizadas para el culto ciertas ideas, formas y costumbres, siempre que fuesen humanas, útiles, razonables y consagradas por el uso. — Analogía, parentesco, y aun, si se quiere, comunidad de ideas y tradiciones religiosas, no es argumento cierto de la existencia de trasiego, menos aun de dependencia literaria; pueden explicarse por un origen común más antiguo. Y sobre todo, hay que admitir esto, si no se puede demostrar con seguridad la existencia de afinidades históricas y de relaciones de los pueblos con Israel, y si las afinidades están contrarrestadas por divergencias esenciales. Así sucede con las tradiciones babilónicas (egipcias, etc.) y las bíblicas, entre las cuales las divergencias son numerosas. El punto más flaco del babilonismo está precisamente en que realza las analogías, pone en primer término las afinidades y corre un velo sobre las divergencias o procura borrarlas 1, de suerte que le es tan difícil como al evolucionismo explicar lo que hay de propio, peculiar y excelente en la historia, doctrina y vida de Israel. Si en el pueblo escogido no influyeron otros factores que en los pueblos gentiles, particularmente en los semíticos, si el pueblo hebreo estuvo tan supeditado a la civilización babilónica, y sus ideas religiosas y tradiciones son plagio de las de Babilonia, ¿ por qué la evolución del pueblo hebreo es tan distinta y aun opuesta a la de sus vecinos? ¿De dónde nace esa oposición

im NT (Leipzig, 1905); para formar criterio cfr. Nikel, Zur Verständigung über Babel und Bibel, 10 ss.; BZ II 56, III 180; Kugler, Babylon und Christentum. fascículos 1 y 2 (Friburgo, 1903-04); Meinertz, Das NT und die neuesten religionsgeschichtlichen Erklärungsversuche (Estrasburgo, 1904). — Acerca de la cuestión «Babel-Bibel» v. PB 1904, 145 ss.; BZ I 321, II 101-325, III 95, IV 96-323.

1 Cfr. Konig, Die Babel-Bibel Frage und die wissenschaftliche Methode (1904), 5 ss.

tan profunda, tan palmaria e irreconciliable entre Israel y Babilonia, a pesar del parentesco lingüístico, ideológico y cultural? ¿De dónde ese monoteísmo único en su género, cuya fuerza vital y energía moral lograron resistir y vencer todas las influencias extrañas? 1 «El puro monoteísmo, el profetismo tan característico y la voz de la conciencia popular, que nunca se adormeció del todo en Ismel, son el abismo profundo que se abre entre el pueblo hebreo y los pueblos paganos, por más que lleve Israel en su exterior todos los caracteres de su raza y de su época y profundas huellas del influjo babilónico, asirio, egipcio, árabe, ctedera. Tratamos de escrutar por todos los medios rigurosamente científicos que están a nuestro alcance el gran misterio que desliga, por decirlo así, al pueblo de la Antigua Alianza de toda conexión histórica con los pueblos paganos y le imprime un sello que le convierte en el prodigio de las naciones. Pero el comino para descubrir esta verdad no pasa por Babel, si bien es cierto que a los monumentos cuneiformes se debe el avance extraordinario de los estudios biblicos en el pasado, y de ellos se espera no poco en lo futuro» 2. Sobre esto, es más que problemático ser los mitos babilónicos representantes de la tradición más primitiva. Los babilonios la tomaron, como muchas otras cosas, de los sumerios, sobre cuyos hombros descansan 3; y hoy en día no se puede dilucidar usi todos los materiales mitológicos encontrados en la biblioteca de Sardanápalo se consignaron por escrito realmente en época tan remota, y si las copias reproducen con fidelidad la forma primitiva de las leyendas, o bien representan un momento evolutivo posterior» 4. — Está ya demostrado que el parentesco (relativamente lejano) del código de Hammurabi con la Ley de Moisés (el llamado libro de la Alianza, Ex. 20-23) radica en el derecho semítico antiguo; que ambos, por tanto, tienen origen común. Pero admitir que las normas jurídicas como cualesquiera otras manifestaciones de la vida cultural y popular que guardan alguna semejanza con las de otros pueblos — fuesen tomadas de Babilonia, es sencillamente desconocer los rudimentos del estudio comparativo.

Por esto el interés se ciñe actualmente, no ya a la investigación de los trasiegos, sino a la de los paralelos entre Babel y la Biblia, para venir a demostrar que tanto en ésta como en aquélla sólo ha lugar la evolución natural, sin influjo alguno, de la Revelación. Precisamente la existencia entre los babilonios del concepto de revelación y la semejanza de las distintas formas — «divinidad que se muestra a sí misma, se aparece en sueños, en visiones o en forma de ángel, se manifiesta en el viento o en la tormenta, habla directamente, en particular a los profetas (sea esto una manera simbólica de hablar, sea una creencia religiosa real)» 6 — es prueba de que la revelación es posible, necesaria y real. Pero también cabe buscar la explicación de estos fenómenos religiosos en reminiscencias de la revelación primitiva comunes a todos los pueblos, en razones psicológicas generales, o finalmente, en la adaptación de las verdades reveladas a las ideas individuales y de la época. Los descubrimientos modernos han confirmado nuevamente un hecho de antiguo conocido y apreciado en su justo valor, a saber: que en todas las religiones se sintió la necesidad de la revelación y se conservó memoria de una manifestación de la divinidad acaecida

en época muy remota; mas no han podido dar de ello una explicación nueva 🏗 Por esto no se menoscaba ni oscurece el prestigio de que merecidamente

<sup>1</sup> Cfr. Nikel, Der Monotheismus Israels in vorexilischer Zeit (Paderborn, 1893); BZF I, 2; Lotz,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Nikel, Der Monotheismus Israels in vorexilischer Zeit (Paderborn, 1893); BZF I, 2; Lotz, Dux AT und die Wissenschaft (Leipzig, 1905), 202 ss.

Hilprecht, Die Ausgrabungen am Bel-Tempel zu Nippur, 74.

<sup>a</sup> Mluy probablemente la mitología babilónica es esencialmente de origen presemita, adoptada por los semitas invasores» (Köberle, Die Kultur der semitischen Völker. Leipzig, 1901, 18). Reconoce esto immbién Delitzsch (l. c. 32; cfr. KAT <sup>a</sup> 349), y lo confirman las investigaciones que se van haciendo meerca de la «cuestión sumeria». Cfr. Landersdorfer en BZF VIII (191, 457 y 472): «Como quiera que sen, también los recientes descubrimientos han dado nuevo aliento a los que sostienen que todas estas narraciones del origen del mundo y del género humano provienen de una tradición común, genuinamente conservada en la Biblia. Y aun, bien apreciadas las cosas, podría darse por verosímil que esta tradición pasó por las manos del pueblo civilizado más antiguo, el sumerio, y tal vez de él la tomaron los ascendientes de Abraham, antes de que fuese desfigurada con aditamentos y adornos mitológicos.»

<sup>a</sup> Así Bezold, Ninive u. Babylon (Bielefeld y Leipzig, 1903), 104.

<sup>b</sup> Cfr. Kohler, Hammurapis-Gesetz (Leipzig, 1903), 143.

<sup>c</sup> Así Delitzsch, Rückblick und Ausblick (Leipzig, 1904), 29 ss. Con más precisión en HaoG 10 ss.;

<sup>c</sup> Er en contra Kugler Babylon und Christentum I (Friburgo, 1903), 23 ss.

<sup>e</sup> Según Winckler (Ex Oriente lux 1, 6), la filosofía oriental (religión y ciencia) considera todo el anber conno revelación de la divinidad. V. en KAT <sup>a</sup> 535 los documentos acerca de la revelación primitiva.

mitiva.

goza la religión revelada del Antiguo Testamento 1. Los que ponen la Biblia al mismo nivel moral que Babel, revelan desconocimiento del espíritu que anima la religión del Antiguo Testamento y sorprendente parcialidad a favor de Babilonia 4. No se puede dar demasiado valor a las afirmaciones de la ciencia babilónica, pues descansan por lo general en hipótesis inciertas, materiales incompletos, conjeturas atrevidas y conclusiones prematuras. A pesar del rápido y enorme aumento de inscripciones descubiertas, son relativamente pocas las noticias que se han esclarecido; millares de textos están por descifrar, y cada nuevo año nos trae nuevas luces; todo va en continuo avance. Lo importante es que, pertrechados de todos los conocimientos lingüísticos necesarios, acometamos la lectura de las inscripciones y las hagamos hablar. Ciertamente no callarán; y la experiencia nos muestra que cada vez que se descifra una inscripción, resulta beneficiado el Antiguo Testamento, y lejos de quedar oscurecido o maltrecho, sale más esclarecido y perfecto 3.

Forma especial de la teoría babilonista es el panbabilonismo. Pretende éste explicar el fondo y la forma de la historia bíblica, no por plagios directos de Babilonia, sino por la «filosofía oriental antigua» 4. Esta filosofía (ciencia y religión) descansa en el culto estelar, y tiene su expresión poética en la mitología, la cual adorna con rasgos humanos a las divinidades estelares, busca en los fenómenos celestes la explicación de los humanos acontecimientos y traslada al cielo los sucesos históricos (leyendas heroicas). Este es el origen y sentido de los mitos astrales, que constituyen el revestimiento, el esquema y la forma de toda la historiografía, de suerte que — como dice la fórmula — «la filosofía oriental presenta los hechos históricos en forma de mitos», de los cuales hay que desentrañar el núcleo histórico. Puede expresarse brevemente la relación de la filosofía oriental con la historiografía mediante esta igualdad: imagen celeste = imagen terrestre, es decir, atodo ser o fenómeno terreno corresponde a otro ser o fenómeno celeste». En consecuencia, la historiografía, la síntesis histórica y aun a veces el mismo asunto histórico, son un reflejo de la mitología oriental. La historiografía mitológica no excluye toda historia real, antes bien es muchas veces envoltura que oculta un núcleo histórico. El mito es para el historiador lo que el metro y el lenguaje elevado para el poeta, lo que las líneas, colores y sombras para el pintor. También los historiadores del Antiguo Testamento escribieron en forma de esquemas o levendas astrales 5. Por concretas e instructivas que parezcan las narraciones del Génesis o de los libros de los Reves, no son, sin embargo, conceptos reales, ni siquiera productos de la fantasía, sino leyendas astrales, que deben discutirse cada una de por sí, para averiguar qué haya de histórico en ellas. - Según esta teoría, Abraham, por ejemplo, sería un personaje real; pero en el relato de sus hechos, peregrinaciones y aventuras se han mezclado motivos de un mito lunar babilónico, los cuales le señalan como iniciador de una nueva era (y religión); cosa análoga sucede con la historia de José, Moisés, Saúl, David, etc. Las figuras de estos ilustres varones son encarnaciones de la idea de un salvador caído en la última miseria y levantado de ella para ser el libertador, motivo que tiene su fundamento en las oscilaciones y movimientos lunares (luna llena, luna nueva), y su imagen mitológica en la levenda de Tammuz-Osiris-Adonis.

Alle Orient und die Geschichtsforschung) v. en BBG 1906, num. 41; acerca del panoadionismo y su importancia: Landersdorfer en HPB 1900, 144.

3 Según Winckler — OLZ 1905, 233 — leyenda es la forma en que «se lee» para el público, es decir, se pone al alcance del público una persona o un suceso. La leyenda posee una forma agradable y adornada con las galanuras del arte. La forma es aditamento, el suceso es histórico. El sabio renuncia a esta forma y se queda con el saber escueto y árido; el pueblo, en cambio, no le presta ofdo en estas condiciones. La leyenda es la única forma historiográfica en que se puede hablar al pueblo.

Schanz, Apologic II, 361 88., 385 88. Lotz, Das AT und die Wissenschaft, 233 8.
 Cfr. Kugler. Bahylon und Christentum I 46, especialmente 54 88.; Lotz, I. c. 223.
 Bezold, Die bahylonisch-assyrischen Keilinschriften, 42 8. Cfr. Sellin, Der Ertrag der Ausgrabungen Orient für die Erkenntnis der Religion Israels (Leipzig, 1905), del mismo, Die atl Religion im Rahmen der andern orientalischen Heipzig, 1908). — Un excelente estudio de conjunto acerca de la cuestión Bibel oder Babel? puede verse en el fascículo 13 de la colreción Glauben und Wissen (Munich, 1907); y en Condamin, Dictionnaire Apologétique de la foi catholique II 4 (París, 1904), 328-390.
 4 Cfr. KAT<sup>2</sup>. La exposición sistemática más completa es la de Jeremías, en HaoG (1911) y ATAO (1916); en la teoría mitológico-astral encuentra Jeremías la clave ede todo el lenguaje simbólico de la libilia». Winckler, en la colección de memorias que lleva por título Ex Oriente lux, ha intentado dar una exposición popular del sistema (Leipzig, 1905-96); el mismo en AO III, 2-3; Die babylonische Geisteskultur in ihren Bezichenngen zur Kulturentwicklung der Menscheit (Wissenschaft und Bildung) (Leipzig, 1907). Orientación general acerca de «El antiguo Oriente y la investigación histórica» (Der Alte Orient und die Geschichtsforschung) v. en WBG 1906, núm. 41; acerca del panbabilonismo y su importancia: Landerschrifer en HPB 1904, 144 c.

Este concepto de las cosas se aparta del tradicional cristiano y también del racionalista corriente; por lo que ha sido rudamente impugnado de todas partes 🐎 y con razón. Porque en ninguna fuente antigua lo hallamos explícitamente, sino que lo suponen sus inventores y lo deducen de ciertos indicios, guiándose por el afán de ordenar y esclarecer el embrollo de la mitología babilónica. Es cierto que en Mesopotamia fué la astronomía, no sólo la única ciencia, sino también el auxiliar más noble y principal del culto religioso dominante en casi toda el Asia Menor, cuyos caracteres conocemos por la mitología de Grecia y Roma. Como astrología, indudablemente influyó en la filosofía y en el culto de todo el mundo antiguo; y aun en otros aspectos no se puede menos de reconocer su importancia histórico-cultural. Pero se peca por exceso, al atribuirle antigüedad y servicios que no le corresponden. Los textos astrológicos de la biblioteca de Asurbanipal ofrecen un conocimiento simplista del firmamento y manifiestan el vivo deseo de interpretar de una manera mítica los fenómenos estelares, luz, oscuridad y movimiento; empero se echa de menos la aspiración al conocimiento sistemático de las leyes celestes, que constituyen la esencia de la astronomía. Sólo a mediados del siglo viu a. Cr. asistimos a los comienzos de la ciencia astronómica, con lo que se relaciona la introducción de la era de Nabopolasar (747 a. Cr.). Con esto caen por tierra no pocas hipótesis panbabilonistas, en particular las que se refieren al conocimiento, nomenclatura y sustitución de nombres de los planetas y de divinidades planetarias en tiempos antiguos, a la «precesión del punto vernal» y a la interpretación mítica de los fenómenos celestes que tienen alguna importancia en el «sistema» 2. En lo tocante a la mitología babilónica, está fuera de duda que es producto de la fantasía poética, que supo adornar y personificar legendaria y simbólicamente los fenómenos naturales (celestes y marítimos) y los hechos históricos. La epopeya de Guilgamés, en la cual va entretejido un relato del diluvio, se ha dado a conocer como una descripción accidentada del curso del sol 3

La mitología astral no puede aplicarse a la Sagrada Escritura, por el mero hecho de faltar en ésta lo esencial del mito: el politeísmo, y en particular e! culto estelar, rechazado tan enérgicamente por la religión revelada. Carecen de importancia las huellas o resabios de ideas mitológicas que creen haber encontrado los panbabilonistas en la Biblia; son a lo sumo descripciones poéticas o expresiones cuyo sentido mitológico, si no es dudoso, por lo menos estaba oscurecido y borrado en la conciencia israelita 4. Es asimismo opuesta al concepto pragmático-monoteísta de los Libros Sagrados la aplicación del esquema astrológico-mitológico a la historiografía hebrea; y son dudosas la uniformidad y universalidad que se atribuye a la «filosofía oriental antigua», la cual no excluye el carácter y la independencia espiritual de los pueblos de Asia Menor, como lo muestra la religión bíblica. Se admite comúnmente que los relatos bíblicos, especialmente la historia primitiva, se diferencian por su sobriedad y sencillez de las fantásticas leyendas mitológicas de los gentiles. No dan prueba

Aparte de los representantes de la teoría evolucionista (Budde, Stade y otros), los cuales ven en el panbabilonismo dantasíaso y «enormidades», el asiriólogo Bezold (Die assyr.-babylon. Keilinschrifen el panbabilonismo elantasías y ecnormidadeso, el asiriólogo Bezold (Die assyr-bab)on. Keilinschriften, 30) sostiene que las inscripciones cuneiformes no ofrecen base alguna para establecer conexión sistemática entre su contenido astral y la historia antigua de Israel. Cfr. RB 1905, 5-33. Decididamente opuesto se muestra el asiriólogo y astrónomo P. Kugler en sus escritos: Kulturhist. Bedeutung der habylon. Astronomie (en el tercer fascículo de VGG 1907), Im Bannkreis Babels. Panhabylonistische Konstruktionen und religiongeschichtliche Tatsachen (Munster, 1910) y Auf den Tummeen des Panbabylonismus (en Anthropos IV 2, 477 ss.); lo mismo el teólogo protestante Wilke en BZSF 1907, 111, 10.

Según P. Kugler en VGG 1007, 38 ss. Exposición detallada y pruebas en la magna obra del mismo: Sternkunde und Sterndienst in Babel I (Münster, 1906; 11 ibid. 1909).

Cfr. Kugler, Die Sternenfahrt des Gilgamesch, en Stl. LXVI, 433.

Cfr. Nikel, Genesis und Keilschifterschung, 66-103; Zapletal, Der bibl. Schöpfungsbericht (kriburgo de Suiza, 1902), 77 ss.; v. infra, núm. 26.

Ya advirtieron esto los PP. Apologistas más antiguos, los cuales conocían los mitos paganos por la literatura y vida de sus contemporâneos. Afirman que las lucubraciones de los filósofos, escritores y

la literatura y vida de sus contemporáneos. Afirman que las lucubraciones de los filósofos, escritores y poetas gentiles son locuras e insensateces, en las cuales rara vez brilla la verdad, o va mezclada con error — así Teófilo, Ad Autol. 2, 12 —, mientras que los profetas, iluminados por Dios, sólo verdad (historia) escribieron: lo pasado, tal como sucedió; lo contemporáneo, según se efectuó; lo futuro, según el orden en que había de acontecer (ibid. 1, 14; 2, 9); y nada de fábulas necias, ni de invenciones funtásticas (μυθοποιοί, como Herodoto; así Atenágoras), nada de cuentos de viejas (Ireneo). «Comparad vuestras fábulas con nuestras narraciones, exclama Tacinno (Or. adv. Graecos c. 21) dirigióndose a los griegos (y aduce las fábulas y los mitos de Grecia)... a mí al menos me dan en rostro vuestras locuras y desvergüenzas y busco en vano la verdad. Como estuviese meditando acerca de las cosas buenas, encontré por casualidad elibros bárbaross, mucho más antiguos que para poder compararse con la doctrina de los griegos.» — Gustan mucho los antiguos apologistas de comparar la cronología e

alguna razonable los panbabilonistas, ni siquiera aducen una analogía histórica de como pudo el monoteísmo israelita surgir y desembarazarse del laberinto mitológico. También se hace sospechosa esta teoría por haberse de aplicar y probar únicamente en la literatura del Antiguo Testamento, ya que no existe en la antigüedad otro ejemplo de historiografía pragmática. Hay que reconocer, sin embargo, que la explicación panbabilonista de la religión bíblica y la afirmación de la existencia de un núcleo histórico en los relatos de los Libros Sagrados, representan un progreso respecto de las arbitrariedades de la escuela evolucionista. No se puede negar que los panbabilonistas han contribuído no poco a la recta comprensión de la cultura, filosofía y lenguaje del antiguo Oriente, y con ello del Antiguo Testamento. Pero el sistema en conjunto adolece de grandes exageraciones y parcialidades; la mitología astral es en gran parte pura fantasía, y la introducción de los motivos míticos astrales en los relatos del Antiguo Testamento da origen a problemas insolubles de carácter histórico y psicológico 1.

22. Séanos todavía permitido llamar la atención acerca de ciertas corrientes y producciones literarias que reflejan y ponen al alcance de la gente ilustrada y de las masas las teorías científicas aquí discutidas. Se establece con frecuencia antagonismo entre los conceptos de «historia bíblica» e «historia de Israel»: aquélla tiene carácter pragmático; ésta es objetiva, busca la verdad y sólo la verdad, desecha los actos religiosos más sublimes y heroicos, si no los halla suficientemente comprobados, y desenmascara sin piedad los relatos tendenciosos y las contradicciones, dondequiera que estén 2. Fúndase este parecer en la negación absoluta de toda verdad revelada y en la hipótesis inadmisible de que puede darse algo científicamente falso, pero cierto en religión, intrínsecamente erróneo, pero útil para la edificación. La Iglesia católica rechaza enérgicamente tales opiniones, y fundándose en la ciencia y en la fe, defiende la armonía entre la naturaleza y la Revelación. La ciencia enemiga de la Revelación da por demostrado el antagonismo entre ambas. Apenas hay obra histórica de origen acatólico que no esté influída por los falsos principios y erróneas conclusiones arriba apuntados, o que no los dé por moneda corriente. La pedagogía escolar se preocupa del método y amplitud con que, habida cuenta del estado actual de la ciencia, debe enseñarse en las escuelas el estudio del Antiguo Testamento. Para el caso se dispone ya de literatura en abundancia. Se exige en primer término que en la instrucción de la juventud se suprima la historia del Antiguo Testamento. «Es ardiente deseo de muchos y un postulado de veracidad» llegar a la «Biblia cristiana depurada», conservando sólo aquello que tenga un fin ético-religioso, excluyendo todo lo de carácter histórico-arqueológico, que sólo tiene valor para los judíos, y lo que repugna a «nuestra» manera de pensar y a «nuestros» sentimientos<sup>3</sup>. Para círculos más amplios de lectores hay libros en abundancia, accesibles por su fondo y precio, en los cuales se explica la formación y el contenido de los Libros Sagrados «según los últimos estudios» 4. Lo que en este sentido trabaja la propaganda socialista y librepensadora excede a toda ponderación y constituye un serio peligro para la fe de un sinfín de personas, cuyo número debiera tenerse en cuenta. Por esto, los defensores de la fe deben familiarizarse con las armas de los enemigos y estar preparados para cualquier ataque. Los ficles necesitan instrucción sólida para poder responder a todo el que les pida razón de su esperanza (I Petr. 3, 15). Esde urgente necesidad que la verdad encuentre defensores que, en cuanto al número y a la fuerza, sobrepujen a los adversarios; y nada es tan propio para

historia paganas (de origen reciente y de carácter mítico) con el tesoro de la doctrina judía y cristiana, es decir, con la historia sagrada desde el principio del mundo; así Tertuliano, De pallio c. 2; Teófilo. Ad Autol. 3, 23; Hipólito, Philos. 10, 30; Clemente Alejandrino, Strom. 1, 21. Cfr. ZKTh 1966, 88 ss.

1 En algunos episodios bíblicos (por ejemplo la historia de José) se puede demostrar con toda evidência que el esquema mitológico-astral nada tiene que ver con las ideas israelitas, más aún, que em muchos puntos las contradice y destruye. Cfr. Jakob, Quellenscheidung und Exegese im Pentateuch (Leipzig, 1916), 64 ss.

schichte, de Maurenbrecher (Berlin, 1909-10, Vorwarts).

Stade, Geschichte Israels I (Berlin, 1887), 11.

State, Geschichte Istatis I (Berlin, 1807), 11.

Delitzsch, Rückblick, 35.

Pertenecen a esta class los números dedicados a la historia de las religiones y de la Biblia en las colecciones Universalbibliotheck de Reclam (Zittel, Die Entstehung der Bibel), Göschen, Aus Natur und Geisteswelt, Wissenschaft und Bildung, Religionsgeschichtliche Volksbücher, etc.

Pruebas documentales v. en Kalh 1805, I 247 ss.; Kathol. Seelsorger (Paderborn, 1805), 418 ss.; Kathol. Flugschriften zur Lehr und Wehr (Berlin, Germania), núm. 126. Citemos sólo Biblische Ge-

persuadir a la multitud a que acepte la verdad, como el ver a hombres de profundos conocimientos científicos abrazarla libremente. De donde es muy de desear que los católicos de reconocida autoridad y competencia científica acometan la defensa total y perfecta de los Libros Sagrados con todos los medios que proporcionan las diversas ramas de la ciencia, máxime siendo esta empresa tan grande, que no es suficiente para darle cima y remate la pericia de los exegetas y doctores sagrados <sup>1</sup>.

# d) Opinión de los exegetas católicos acerca del carácter histórico de algunos relatos bíblicos

23. ¿Historia o alegoría? — El carácter histórico de algunos relatos bíblicos ha sido discutido también por sabios que militan en el campo de la Fe, de la Revelación e Inspiración. Fundándose en el procedimiento exegético alegórico tan acariciado por los santos Padres, opinan que cabe interpretar alegóricamente 2 algunos pasajes históricos, muy difíciles de explicar en sentido literal, y consideran la forma histórica como simple envoltura. Sucede esto sobre todo con los libros de Tobías, Judit, Ester y con las historias de Susana, de Bel y del dragón del libro de Daniel. No obstante su forma sobriamente narrativa, estos relatos de apariencia histórica son meras alegorías, según la opinión de no pocos intérpretes. Además del ejemplo de los santos Padres, está en pro de esta opinión el principio admitido por León XIII de ser en ciertas circunstancias necesario sacrificar «el sentido literal y obvio». Mas no se puede decir que tal necesidad exista, cuando el contexto y la expresión son sencillos, sobrios, narrativos, sin huella de simbolismo. Podría entonces suceder que la envoltura histórica sirviese para un fin didáctico, como ocurre en las parábolas (véase, por ejemplo, el prólogo y el epílogo del libro de Job). Pero no se pueden mudar arbitrariamente los límites entre expresión literal y figurada, entre exposición narrativa y poética.

La exégesis alegórica de los santos Padres deja intacto el sentido literal histórico, aunque a veces parezca relegarlo a segundo término. El axioma de los santos Padres es éste, en frase de san Agustín: Factum vidimus, mysterium inquiramus: considerado el hecho (el sentido literal histórico), investiguemos el misterio (el sentido superior, espiritual, alegórico); en sentir de san Gregorio (homilía del ciego, Domínica de Quincuagésima, Br. Romano), se debe creer que los milagros del Señor, referidos por el Evangelio, sucedieron realmente, pero que encerraban además un sentido profundo, misterioso y moral. No obstante su predilección por la exégesis alegórica, la teología medieval

¹ Encíclica Providentissimus, 62. Desde 1908 aparecen Biblische Zeit/ragen (cuestiones bíblicas contemporáneas), publicadas por sabios católicos (Paderborn, Aschendorff); escritas en forma asequible aun a los seglares cultos, estas cuestiones bíblicas versan acerca de los problemas más importantes. No confundir esta colección con otra publicada por teólogos protestantes, Biblischen Zeit-und Streitfragen (Grosslichterfelde), la cual, aunque contiene cosas aceptables, no se puede recomendar a los seglares sino con grandes precauciones y después de una rigurosa selección, por la profunda divergencia confesional.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alegoría puede llamarse toda expresión figurada en que existe analogía entre la figura y lo representado. En sentido estricto llamamos alegoría una figura que consiste en hacer patentes en el discurso, por medio de varias metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurado, ambos contipletos, a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente; a diferencia de la metáfora y de la comparación, la alegoría calla lo figurado. Ejemplos de alegoría (con la cual guarda analogía la parábola, aunque no es la misma cosa) tenemos en el Salmo 44, el cual, bajo la figura de un príncipe y de su esposa, ricamente ataviada, describe el reinado del Mesías y de su pueblo (la Iglesia de l'Antigua y Nueva Alianza); lo es también el Cantar de los Cantars, que manifesta el mismo pensamiento por medio de una serie de gráficas descripciones; Ps. 79, o-14. También a los profetas les es familiar la alegoría, cuando pintan la relación de Dios con su pueblo (Os. 1-3. Ezech. 16, 1-60). Entre todos se distingue Ezequiel por el uso de esta figura (15; 17; 10; 34). — Hay que distinguir la alegoría, quer tiene un sentido literal determinado, de la interpretación alegórica, empleada con tanta frecuencia por los SS. PP. Esta ve en el discurso figuras que o no están contenidas en las palabras o por l'menos no lo están con tanta amplitud, y atribuye al texto (simbólicamente interpretado) un sentido más elevado y sublime que el propiamente expresado en las palabras (cfr. Kinn, Euciklopádie. 170 s.). También la interpretación alegórica está furdada en la Sagarda Escritura. El libro de la Sabidura luterpreta hechos y dichos de libros anteriores, no obstante su realidad, como ropaje y atavío de verdades más altas y de avisos morales; por ejemplo 14, 7; 16, 15-29; 17, 21; 18, 14. En el N. T. usa a menudo san Pablo de este sistema exegético que denomina αλληγορούμενα = per allegoriam dicta (tíal. 4, 24). Frecuentemente va unido con la interpretación típica, y su fundamento más firme está en el simbolismo del A. T. Acerca del sentido mí

siguió fielmente el principio de que el sentido literal histórico es el fundamento de la interpretación espiritual 1. En la Iglesia antigua, Orígenes y otros representantes de la escuela alejandrina se pusieron en pugna con la doctrina v práctica de la idea tradicional; mas fueron combatidos de todas partes, por cuanto menospreciaban el sentido literal y ponían en litigio su objetividad histórica <sup>2</sup>. El método alegórico de los santos Padres y de la Edad Media no se opone a la interpretación histórica, sino más bien la presupone; de consiguiente nada tiene de común con las teorías modernas mencionadas. El prestigio de que gozaba el sistema alegórico en la edad patrística, como método científico generalmente reconocido 3, explica suficientemente que los Padres se sirvieran de la exégesis alegórica para resolver o evitar ciertas dificultades históricas. Hoy no se puede acudir a ella, ni como sistema ni como recurso. Esto no obstante, León XIII mos avisa 4 que no debemos descuidar «el sentido alegórico o analógico aplicado a ciertas palabras por los santos Padres, sobre todo cuando estos significados se derivan naturalmente del sentido literal y se apoyan en gran número de autoridades. Porque la Iglesia ha recibido de los apóstoles este método de interpretación y lo ha aprobado con su ejemplo, como se ve en la Liturgia. No quiere decir esto que los santos Padres hayan pretendido demostrar con él los dogmas de la fe, sino que experimentaron que era bueno para alimentar la virtud y la piedad».

Pero además hay una razón que echa por tierra la teoría que impugnamos: y es que, en sentir de sus partidarios, el método histórico-gramatical, usado y defendido en la antigüedad (en la escuela antioquena) contra las arbitrariedades y juegos de palabras de los partidarios de la alegoría, es exclusivista y erróneo. Y en verdad, si se borrasen las diferencias entre el género simbólico-poético y el prosaico-narrativo, vacilarían todas las reglas exegéticas, y la Sagrada Escritura sería pábulo de interpretaciones caprichosas. Puede, ciertamente, la forma narrativa ser en circunstancias la envoltura de pensamientos más elevados, y entonces la interpretación literal no manifiesta el sentido de la Sagrada Escritura. Pero los signos diferenciales deben tomarse, en general, del estilo, del contexto y de las reglas exegéticas transmitidas por la Iglesia, y ha de observarse este principio: «El alcance y extensión de las sentencias de un escritor se reconocen por el estilo y por las leyes que rigen el lenguaje humano» 5.

24. Inspiración y mito.—La teoría babilonista, según la cual la Biblia ha tomado gran parte de sus asuntos de los mitos paganos, o por lo menos se ha apoyado en ellos, tiene partidarios entre no pocos sabios católicos, por lo menos en cuanto a la historia primitiva se refiere. El orientalista francés Lenormant, en su libro Los origenes de la historia según la Biblia y las tradiciones de los pueblos orientales , opina que los once primeros capítulos del Génesis son una «selección sistemática y calculada» de mitos antiguos que los hebreos heredaron de sus padres, emigrados de Caldea, y tuvieron de común con los pueblos vecinos. Esos mitos son la «envoltura alegórica de verdades sublimes y eternas» ; por influjo «de un riguroso monoteísmo» pasaron del dominio del mito al de la alegoría, pero conservando «su tono legendario y alegórico» y «la forma consagrada por la antigüedad». Guiado por el deseo de conciliar con la Sagrada Escritura los supuestos resultados de la investigación

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. santo Tomás, S. Theol. 1, q. 102, a. 1. Más detalladamente y con más claridad un tratado que probablemente procede de san Jerónimo) editado por Amelli en 1901, v. ZKTh, 86 s.
<sup>2</sup> Orígenes no combate en teoría ni la historicidad de los relatos bíblicos del A. T. ni la infalibilidad de los Sagrados Libros, antes bien salió contra Celso en pro de ambas cosas. Pero el sentido literal (histórico), que él entendía aún más estrictamente que nosotros, le pareció en algunos puntos absurdo, increíble y aun imposible; no porque los escritores sagrados enseñasen cosas erróneas, sino porque la letra, disparatada al parecer, está concebida y debe aplicarse en sentido espiritual (alegórico). De aquí nació un desacuerdo entre la teoría y la práctica, y la arbitrariedad se erigió en principio, en viruciertamente de un método tenido por «científico» entre judios y paganos (Cfr. ZKTh 1966, 227 ss.).
<sup>3</sup> La literatura católica tiene una obra excelente acerca del origen, historia y aplicación del método alegórico (principalmente antes de Orígenes), en Heinisch, Der Einfluss Philos auf die älteste christliche Exegese, en ATA 1, 1-2.

Exegese, en ATA 1, 1-2.

Encíclica Providentissimus, 42. 5 Pesch, Theol. Zeitfragen, tercera serie, 66. Cfr. Kath 19co I, 73 ss.

<sup>•</sup> Les origines de l'histoire d'après la Bible et les traditions des peuples orientaux (Paris, 1880-82). L'étement figuré des vérités éternelles; como tales señala Lenormant la creación del mundo por un Dios personal, la procedencia del género humano de una sola pareja, el pecado de nuestros primeros padres con sus consecuencias, la libertad en el primer pecado y en los su esivos.

profana, llegó a sostener que la Inspiración se limita a las «verdades sobrenaturales». Su libro incurrió en la censura 1. Procuraron otros (Holzhey) evitar este error, admitiendo, sin detrimento del concepto estricto de la Inspiración, que el material de la historia primitiva bíblica es un extracto del amplio caudal mítico de los pueblos semitas, al cual el escritor inspirado por Dios infundió un espíritu nuevo, después de despojarlo del confuso politeísmo. Según esta hipótesis, en la Sagrada Escritura se encuentran realmente «elementos míticos» despojados del tinte politeísta, los cuales sirvieron de envoltura de ideas religiosas más elevadas 🌯

Débese rechazar la teoría de «los elementos mitológicos», porque la religión del Antiguo Testamento es esencialmente opuesta a los mitos. «Porque esta religión, desde su origen, propendía al monoteísmo (mejor dicho, era un monoteísmo de ley); mas, para una historia de los dioses hacen falta por lo menos dos de ellos. Por eso en el Israel que por el Antiguo Testamento conocemos, no se toleraban mitos propiamente tales y auténticos, por lo menos en prosa ; al poeta le estaban permitidas ciertas alusiones mitológicas» 3. De todos los pasajes que se aducen para demostrar la teoría de los «elementos mitológicos», sólo en algunos, que presentan carácter poético , se describe el poder creador de Dios sobre el caos como una lucha victoriosa contra un monstruo. Mas esto no pasa de una expresión popular y poética, que bien puede ser de origen babilónico, y tal vez egipcio o fenicio. «En Palestina, como en otros muchos países donde vivían los semitas, circulaban e influían las ideas babilónicas en el lenguaje popular; el escritor que quisiera expresarse conforme a ese lenguaje, debía servirse de ellas. Por vía de recurso poético, pueden compararse con descripciones como aquella de Iob 38, 8 ss., en que se pinta al mar a la manera de un niño que sale del seno de su madre, vestido de una nube tenebrosa, o como aquella otra del Salmo 90 (89), 2, donde se dice que los montes nacen, y que el mundo y la tierra son engendrados» . De ahí no se deduce que la historia primitiva bíblica sea una copia de las ideas babilónicas, o que el autor inspirado se base en los mitos paganos. Antes bien, vista la diferencia esencial y radical de ambas concepciones se puede suponer que la historia bíblica, y en particular la historia primitiva, está compuesta con premeditada oposición a las leyendas y descripciones paganas, y sólo en la expresión se deja traslucir cierto lejano parentesco que no incluye comunidad de ideas. Esta es también la opinión unánime de los santos Padres, «La diferencia entre los mitos disparatados y los relatos bíblicos (sobre todo de la época primitiva) es tan manifiesta, que sería irracional suponer que Dios se sirviera de aquéllos para dar a conocer la verdad pura y simple». ¿Cómo se habían de compadecer la perfección con la imperfección, la ciencia con la ignorancia, la verdad con el error, la luz con las sombras? Era imposible semejante consorcio en los profetas (escritores sagrados); pues del Señor recibían la palabra divina que anunciaban» 7.

25. Historia o protohistoria? — Partiendo de que no puede haber historia sin documentos escritos, directa o indirectamente emanados de testigos oculares, el P. Lagrange \* puso en tela de juicio el carácter histórico de los relatos del Génesis: sólo el núcleo es histórico, lo demás son adornos de la tradición popular. Cuádrales a esos relatos el nombre de «protohistoria», es decir, un género histórico en el cual no todo son hechos reales, mas hay adornos y tradiciones populares — mitad historia y mitad leyenda. Así, por ejemplo, la creación del hombre es historia, pero que su cuerpo fuera formado de barro, es una

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Hummelauer, Inspiration und Mythus, en StL XXI, 450 ss.; Vetter en I.R 1883, 714; IIPB

<sup>1894, 322.

\*\*</sup> Loisy, Les mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse (Paris, 1901). Holzhey, Schöpfung, Bibel und Inspiration (Stuttgart y Viena, 1902), 39. Th. Engert, que dió a conocer sus ideas en Zwanzigstes Jahrhundert (1902, 544), ha evolucionado en sentido racionalista-evolucionista (Die Urzeit der Bibel I, Munich, 1907), hasta rechazar formalmente la doctrina católica de la Inspiración y Revelación, separándose por consiguiente del seno de la Iglesia. Lo mismo Minocchi (Florencia).

\*\* Gunkel, Die Sagen der Genesis, 7.

\*\* Ps. 72 12: 88. 10 ss. Iob. q. 13: 26, 12. Eccli. 43, 25 (Hebr. 23); y aun Is. 51, 9 s.

<sup>\*\*</sup> Ps. 73, 12: 88, 10 ss. lob. 9, 13; 26, 12. Eccli. 43, 25 (Hebr. 23); y ann Is. 51, 9 s.

\*\* Zapletal, Der bibl. Schöpfungsbericht, 90. Cfr. Nikel, Genesis und Keilschriftbrschung, 121 ss.

\*\* Con razón observa Nikel, 1. c. 123, nota 1: (Ni siquiera nuestro lenguaje moderno está exento del fondo mítico y legendario clásico; a veces nos servimos de conceptos y giros mitológicos, sin que por ello tengamos por seres reales a los dioses de Grecia.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ireneo, Adv. haer. 4, 35, 2. Cfr. Dorsch en ZKTh 1906-07. <sup>2</sup> Le méthode historique (París, 1903).

tradición popular; la creación de Eva de la costilla de Adán es una parábola que sirve para significar la subordinación de la mujer; la tentación y la caída del primer hombre son hechos reales, pero las circunstancias (serpiente, árbide la ciencia) son adornos populares; la transformación de la mujer de Lot (en columna de sal) es una tradición popular desprovista de fondo histórico—. Coincide en lo esencial con esta opinión la del P. Hummelauer¹, el cual sostiene que los relatos de todo el Génesis bien pueden pasar por «tradiciones populares» con fondo histórico, pero de ningún modo pretender que en todas sus particularidades se les reconozca pleno valor histórico; esto ocurre sólo cuando un autor inspirado o el magisterio de la Iglesia afirman o suponen la historicidad de un relato; en la tradición se ha conservado puro providencialmente el contenido religioso, mas no el estrictamente histórico. El Génesis suscribe sus narraciones como toledoth (historias), lo cual sólo puede tomarse en el sentido de «historia libre», de tradición popular.

Para armonizar esta teoría con la doctrina de la Inspiración, explican la prehistoria como un género historiográfico especial que tiene sus leyes propias: su verdad consiste en que lo sustancial de las narraciones está de acuerdo con la realidad, mientras que lo accesorio debe su origen al genio popular. Existendo este género, pudo muy bien el Espíritu Santo servirse de él para la composición de los Libros Sagrados. Y no afirmando éstos la historicidad de lo accidental, no se puede decir que contengan errores, ni aun en los adornos

literarios 2.

Esta teoría que rechaza la hipótesis de los mitos, pero no la refuta, no es suficientemente sólida. Es cierto que existe una «ley de evolución natural», según la cual hechos transmitidos durante mucho tiempo por tradición oral, acaban en tradiciones populares adornadas de arreos legendarios, con grave perjuicio de su veracidad 3; pero hay excepciones. Es un hecho incontrovertible que Israel tuvo una posición privilegiada entre los pueblos orientales, por el especialísimo favor divino que desde el principio de su historia disfrutó. Gobernados por Dios, sus antepasados salvaron del caos del paganismo el precioso tesoro de la revelación primitiva, y lo transmitieron a las generaciones venideras. Si en este aspecto no sucumbieron a la ley de la evolución natural, ¿sería menester un milagro extraordinario para que también se transmitieran inalterables los hechos históricos estrechamente unidos a las revelaciones de los hombres de la época primitiva y de los patriarcas? «Es muy conforme a la providencia especial de que gozaba el pueblo escogido, suponer que Dios, guía de Israel desde su más remoto origen, no permitiese que se borrara el recuerdo de aquellas personas a las cuales manifestó primero sus gracias. Las tradiciones acerca de los primeros ascendientes de un pueblo eran patrimonio que se debía conservar con toda fidelidad, para edificación y aliento de las generaciones futuras» 4. No es exacto «hacer de lo habitual norma de lo real» (E. König) 5. Con razón afirma Göttsberger: «No se niega la historicidad del contenido fundándose en la existencia de un género literario (tradición popular) que no requiere verdad histórica, sino que inventan ese género literario, precisamente porque no admiten como histórico el contenido mismo de la narración. Con dificultad podrán librarse del reproche de petitio principii» 6.

Mas ¿cómo distinguir en la protohistoria, en la tradición popular, lo verdadero de lo falso? Las teorías de que estamos hablando no dan respuesta satisfactoria a esta cuestión. Poco importa que no puedan resolverse todas las dificultades, y que en casos particulares no se puedan dilucidar ciertos puntos accidentales, el sentido de una parábola o alegoría, el carácter de un episodio y aun de todo un libro (por ejemplo, si es historia o ficción) — la Iglesia deja en esto amplia libertad a los intérpretes —; pero hay notable diferencia entre la ficción, que por su forma, contexto y objeto se manifiesta como tal y no está desprovista de verdad intrínseca, y la narración que se presenta como historia,

Exegetisches zur Inspirationsfrage, en BSt IX, 4 (Friburgo, 1904).
 Cfr. Lagrange, l. c. 183; Hummelauer, l. c. 25 ss. — Para formar criterio, cfr. Pesch, Theol. Zeitfragen, tercera serie, 55 s.; KPB 1903, núm. 5 y 6; BZ II, 80.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hummelauer, l. c. 33. Nikel, Das AT im Lichte der altorientalischen Forschung III: Die Patriarchengeschichte, en

<sup>\*</sup> Geschichte des Reiches Gottes bis auf Jesus Christus (Berlin, 1908), 28. \* Autour de la question biblique, en BZ 1905, 241.

cuando en realidad lleva mezclada la ficción con la verdad, y a lo sumo puede aspirar a una infalibilidad formal (acuerdo con la tradición). De que Dios pueda inspirar la envoltura simbólica de una verdad (parábola, alegoría, narración didáctica), teológicamente no se sigue que pueda inspirar un género histórico en el cual lo verdadero vaya confundido con lo falso. Si de alegoría se trata, bástanos saber que lo es para no confundir la verdad con la ficción. Pero en la leyenda popular no es suficiente conocer el género literario para esquivar el peligro de desechar lo verdadero y aceptar lo falso» 1.

La cuestión puede reducirse a esto: ¿tienen cabida en la narración bíblica, como en las tradiciones populares, elementos fabulosos o legendarios que encierran ficciones o noticias objetivamente inexactas? O con otras palabras: la protohistoria bíblica y otros libros posteriores ¿merecen del historiador igual aprecio que las leyendas (del Breviario Romano, por ejemplo), las cuales, en muchos de sus puntos, no soportan la crítica, pero sirven de ejemplo y edificación? Presentado en estos términos el problema, no puede haber duda repleito en ello, porque es constante y cierta verdad que las tradiciones bíblicas son históricas, y porque la mezcla de verdad y error, propia de las leyendas—orientales o cristianas—repugna al concepto de Inspiración. Sólo cabe establecer parentesco o afinidad entre «leyendas» bíblicas y extrabíblicas, en cuanto que las últimas encierran alguna verdad, y las primeras guardan en su forma,

estilo y colorido, los rasgos de las tradiciones populares.

La Comisión Bíblica, en decreto de 30 de junio de 1909, fijó su criterio respecto de esta cuestión y estableció las siguientes normas: 1. Los distintos sistemas inventados y so color de ciencia defendidos para excluir de los tres primeros capítulos del Génesis el sentido literal, no descansan en fundamentos sólidos. 2. No es lícito enseñar que los tres capítulos citados no refieren sucesos reales, sino fábulas tomadas de las mitologías y cosmogonías antiguas, despojadas por el escritor sagrado de los errores politeístas y acomodadas a la doctrina monoteísta, o alegorías y símbolos desprovistos de realidad histórica y destinados a representar verdades religiosas y filosóficas o, finalmente, leyendas, en parte históricas y en parte fantásticas, compuestas con un fin piadoso e instructivo. Todo esto repugna al carácter del Génesis, a su forma histórica, a la conexión íntima de estos tres capítulos entre sí y con el resto del libro, al múltiple testimonio de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, al unánime sentir de los santos Padres y a la tradición recibida del pueblo judío y fielmente observada en la Iglesia. 3. En especial, no se puede poner en duda el sentido literal histórico de dichos capítulos, cuando se trata de hechos que atañen a los fundamentos de la fe, como son: creación del mundo, del hombre y de la mujer (formada de aquél), unidad del género humano, felicidad original de nuestros primeros padres, primer pecado, promesa del Redentor, etc. 4. Esto no obstante, al comentar aquellos pasajes que interpretaron en distintos sentidos los santos Padres y Doctores de la Iglesia sin llegar a decirnos cosa cierta y definitiva, puede cada uno seguir el parecer que creyere prudente, salvo siempre el juicio de la Iglesia y las analogías de la fe (a la cual nunca debe oponerse la interpretación). 5. No todas las palabras y frases se deben tomar siempre y necesariamente en sentido propio, de suerte que no sea lícito apartarse de él, aun cuando se trate de locuciones impropias, antropomórficas y simbólicas. 6. Supuesto el sentido literal e histórico, puede emplearse con prudencia y provecho la interpretación alegórica y profética de algunos pasajes, a ejemplo de los santos l'adres y de la misma Iglesia 2.

26. Relatos duplicados. — El arma más poderosa para la separación de fuentes y el principal argumento que esgrimen los racionalistas contra la credibilidad de la historia bíblica, la suministran los dobles relatos de la Sagrada Escritura, en los cuales se narra un mismo hecho dos o más veces de manera contradictoria. También algunos exegetas católicos, sin hacer por ello concesiones a las hipótesis racionalistas, creen deber admitir la existencia de relatos contradictorios, para orillar ciertas dificultades que ofrece la interpretación de las narraciones bíblicas. Explican las diferencias que entre los relatos se obser-

<sup>1</sup> Pesch, !. c. 59, nota 1. 1 Cir. Acta Apost. Sedis, núm. 13, 15 de julio de 1909, H 237; ThpQ 1915, 272; Méchineau, L'historicité des trois premiers chapitres de la Genèse (Roma, 1910).

van, suponiendo que cada uno refleja el mismo suceso transmitido de manera distinta por tradición. Estas tradiciones populares contradictorias, admitidas con su matiz peculiar en las fuentes escritas, fueron refundidas a modo de una armonía evangélica por el autor inspirado, pero sin cuidar de componer los desacuerdos. Queda a salvo la historicidad del núcleo del suceso relatado; pero en los pormenores y en su explicación la exégesis se reserva plena libertad, porque el autor inspirado, al dejar subsistir las discordancias, dió suficientemente a entender que sus aseveraciones no alcanzaban a los rasgos secundarios, antes bien, en cuanto a ellos, se atenía a las fuentes. De consiguiente, estas discrepancias no menoscababan la veracidad del autor inspirado ni la infalibi-lidad de la Sagrada Escritura. La exégesis no necesita esforzarse en buscar composturas y en unir proposiciones que sólo sacándolas de quicio se compaginan 1. Si un escritor compone un relato sirviéndose de diversas fuentes, es de suponer que no dará cabida a noticias contradictorias, o por lo menos no echará de ver contradicción en los datos que utiliza; será, por tanto, posible conciliar las aparentes discordias. Esto se puede aplicar al autor o redactor de un libro que, como el Génesis, está compuesto conforme a un plan armónico. En este caso, sólo cuando por criterios extrínsecos se demuestre con certeza la existencia de fuentes o documentos, habrá lugar a pensar en «desacuerdos inconciliables». Se hace agravio al autor inspirado, suponiendo que no advirtió las contradicciones o que utilizó incautamente las fuentes, cosa que no se perdonaría a un historiador profano, ni aun atenuando el rigor que impone el método crítico. Esto nos previene ya contra la teoría de los dobles relatos; pues en ella — lo mismo que en la de las citationes implicitae o «historia según las fuentes» — se admite la posibilidad de que los datos sean inexactos — no importa que sean de mucha o de poca monta, pues Dios, que los inspiró, no puede ser autor de ningún error —; por donde viene a peligrar o padecer menoscabo la credibilidad de la narración. En muchísimos casos, las razones con que la crítica intenta demostrar la existencia de relatos duplicados y de contradicciones de lugares paralelos tienen valor meramente sujetivo, y apenas si pasan de «sutilezas», cuales se reprochan a la armonística tradicional. Ni aun en estos tiempos de crítica hay razón para apartarse de la declaración de un Ireneo y de un Justino: «Jamás me atreveré a decir y ni siquiera a pensar que los escritores sagrados hayan podido contradecirse unos a otros. Pero si se me presenta un pasaje de esta naturaleza, que parezca oponerse a otro, antes creeré que no alcanzo el sentido de las palabras; porque estoy firmemente convencido de que no puede haber un pasaje que se oponga a otro» <sup>2</sup>. Cuanto a la solución de las dificultades, baste lo que un sabio protestante, nada desafecto a las modernas tendencias críticas, compendia en estas palabras: «En muchos casos las pretendidas contradicciones no existen; por otra parte, aquí tiene aplicación aquella sentencia de san Agustin: Distingue tempora et concordabit Scriptura; otras veces, nacieron de glosas de lectores sucesivos (lectura errónea, corrupción o versión del texto primitivo)»... 3 «En el concepto de todo investigador libre de prejuicios, la historia bíblica no gana en credibilidad porque dos o tres escritores relaten el mismo hecho coincidiendo en lo sustancial» . En fin de cuentas se puede decir que es muy menguado el valor científico de una crítica que anda a caza de contradicciones. Porque los autores o compiladores de los Sagrados Libros, a los cuales — prescindiendo de la Inspiración — nos los representamos como hombres sabios e inteligentes, echaron de ver, sin duda tan bien como los críticos modernos, aquellas «contradicciones»; y al dejarlas subsistir dieron a entender que no lo son, y que el acuerdo entre ellas es negocio de sana y esmerada exégesis.

## Integridad e importancia de la Sagrada Escritura

27. Integridad de la Sagrada Escritura. — La Inspiración es garantía de infalibilidad y credibilidad de la Sagrada Biblia, no sólo en las cosas de fe y

¹ Schulz, Doppelherichte im Pentateuch, en BSt XIII, 1 (Friburgo, 1908). Peters en WBG, 1908, número 9; cfr. la réplica de Allgeier, über Doppelherichte in der Genesis (Friburgo, 1911).
² Justino, Dial. c. Tryph. c. 65; cfr. san Ireneo, Adv. hacr. 2, 28, 3, y en la encíclica Providentissimus la cita de san Agustín, Ep. 82, 1; supra. núm. 1.
² Strack, Die Bücher Genesis, etc. (Munich, 1894), XVII.
² Strack, Genesis² (1905) V.

costumbres, sino también en los asuntos profanos que trata. Mas el influjo del Espíritu Santo sólo alcanza a los textos originales que salieron de manos de los escritores inspirados, no así a las copias y versiones que después han venido haciéndose hasta nuestras actuales Biblias impresas. No pueden éstas pretender igual crédito, sino en cuanto concuerdan con aquellos originales y son genuina repreducción de los escritos primitivos. Esta fidelidad en la reproducción puede extenderse a la letra de la Biblia o sólo al contenido. Lo esencial es la fidelidad (integridad) del contenido, la cual hasta cierto punto depende de la integridad

El texto (la letra) no ha permanecido invariable en el transcurso de los siglos, como se puede ver en los manuscritos que han llegado hasta nosotros. No era esto posible, pero tampoco necesario. Ni aun en el texto original era posible tal integridad, porque las formas del lenguaje y los signos de la escritura estaban sujetos a cambio entre los hebreos, lo mismo que en los demás pueblos. Era menester transcribir los libros de época antigua según formas de lenguaje y caracteres más modernos; y en estas tareas ocurrieron cambios de expresión, ora casuales (por inadvertencia), ora intencionados (sustitución de palabras y giros arcaicos por otros más modernos e inteligibles). Esto no obstante, el estudio comparativo y la historia de la lengua han demostrado que el texto primitivo fué tratado con respeto y consideración, y que en los Textos Sagrados se conservó el arcaísmo de la lengua mucho más tenazmente que en la vida de relación. — Además de esto, la uniformidad en la lectura ofrecía no pocas dificultades, ya por la ausencia de vocales de las lenguas antiguas, ya por la falta de puntuación y separación de las palabras, por las abreviaturas usadas en la escritura, ya, en fin, por el parecido de muchas letras. Todo esto dió origen a multitud de diferencias (variantes) en las distintas copias y traducciones. Añádese a esto el haber frecuentemente pasado al texto las notas aclaratorias (glosas marginales), y el haber los copistas hecho a veces su labor guiándose más por la memoria que por los ojos. De algunos libros (por ejemplo, Jeremias; también Tobias y Judit) llegaron a existir varios textos, que se diferencian ora por la redacción más o menos compendiada, ora por el distinto orden de sus partes, ora, en fin, por ciertas particularidades de expresión. La necesidad de traducir los Libros Sagrados a otras lenguas fué origen de nuevas alteraciones inevitables, tanto en la versión como en las sucesivas copias. Esto no obstante, se puede afirmar con plena seguridad científica que el texto bíblico de los Libros Sagrados (inspirados) del Antiguo Testamento no experimentó alteraciones esenciales. Estas se reducen, por lo general, a variaciones no intencionadas en asuntos más o menos secundarios <sup>2</sup>. Lo cual no daña al contenido esencial de la fe y la moral, ni tampoco al de la historia de la Revelación, ni siquiera en aquellos pocos pasajes en que las diferencias son objetivas.

Pero tampoco era necesaria la integridad textual, porque es posible un cambio en la expresión literaria sin alteración del sentido y del pensamiento. Ni entraba esa integridad literal en las intenciones del autor divino de la Biblia, porque sólo el contenido procede de la inspiración y no la forma literaria, y

¹ Peters, Der Text des AT und seine Geschichte, en BZF V, 6-7 (1912).
² Los nombres y los números son los que más alteraciones intencionadas o inadvertidas han experimentado, tanto en el texto original como en las versiones. Como los números se representan en hebreo por medio de letras y las centenas y unidades de millar se distinguen mediante puntos y líneas, se explica fácilmente la diversidad de lecturas y la distinta manera de interpretar las abrevinturas en los datos numéricos. De aquí resulta que en no pocos lugares no se puede determinar con seguridad el número auténtico. También puede ocurrir que en algunos pasajes y aun en libros enteros (como por ejemplo, en el Pentaleuco, en los dos últimos libros de los Reyes y en el Parali-púmenon), se introdujesen deliberadamente alteraciones en los números primitivos o en los que parreclan dudosos, sea que se quisiera corregir mediante el cálculo ciertas faltas o datos inseguros, sea que apor afán espontáneo de admirar y exagerar los tiempos pretéritos» se diese la preferencia a cifras más elevadas. De aquí la necesidad de examinar a la luz de la crítica los datos numéricos del texto hebreo actual y de las versiones — sobre todo cuando se observan divergencias. En algua cifras más elevadas. De aquí la necesidad de examinar a la luz de la crítica los datos numéricos del texto hebreo actual y de las versiones — sobre todo cuando se observan divergencias. En algunas cuestiones (por ejemplo, en la cronología de los tiempos primitivos) no se puede lograr plena seguridad ni precisión universal. Pero todo esto sólo afecta a cuestiones secundarias de orden científico y no daña ni a la infalibilidad de la Sagrada Escritura ni a la integridad sencial de nuntivo. Precisamente en esto se reconoce la diferencia entre la infalibilidad de los Libros (Sagrados, derivada de la Inspiración, y la integridad dognática garantizada por la Iglesia: la primera es consecuencia necesaria de ser Dios el autor de la Sagrada Escritura, y al mismo tiempo requisito Indispensable para la credibilidad incondicional de cuanto Dios ha querido que se escribiese para nuestra salud espiritual; la segunda es suficiente para lo sucesivo, porque abarca todo cuanto es util para la salvación de los hombres.

porque los libros posteriores de la Sagrada Biblia no citan al pie de la letra los precedentes.

Si la credibilidad de la Sagrada Escritura dependiese de la integridad literal, la divina Providencia hubiese curado de conservarnos los textos originales inspirados. No ha sucedido esto con ningún libro del Antiguo Testamento; no sabemos la suerte que corrieron los autógrafos. Los manuscritos que proceden del texto hebreo no pasan de los siglos 1x y x después de Jesucristo (fig. 9). La Iglesia ha sostenido siempre este criterio, puesto que para sus fines se sirve de versiones que reflejen fielmente el contenido esencial y el sentido de la Revela-



Fig. 9. — Códice de los profetas con puntuación babilónica. Reproducción del comienzo del libro de Joel.

ción. Útilizó primero la versión griega (LXX), que recibiera de los apóstoles; ésta sirvió de base para la antigua versión latina (Itala), destinada al Occidente, la cual, corregida en parte y en parte restablecida del original hebreo por san Jerónimo (Vulgata), «santificada por el uso de muchos siglos», fué declarada auténtica (entre las versiones latinas) por el Concilio Tridentino (esto es, conducente para la demostración del dogma y de la moral, siendo como es un documento que concuerda en lo esencial con el texto primitivo).

La Iglesia, en virtud de su oficio de defensora de la fe y maestra de la verdad sobrenatural, nos responde de la integridad de la Sagrada Escritura en

lo esencial (integridad dogmática), mas no en lo accidental y en lo que atañe a la fidelidad literal y a la forma (integridad crítica). Puede obtenerse un texto relativamente seguro por medios meramente humanos, como son la crítica y la exégesis biblicas. Incumbe a estas ciencias, y no al magisterio de la Iglesia, examinar la transmisión del texto bíblico, compulsando las antiguas versiones. Otra cosa son las verdades sobrenaturales, para cuya conservación se estableció el magisterio de la Iglesia. Esta puede garantizarnos la integridad de la transmisión de las verdades sobrenaturales contenidas en la Sagrada Biblia y de las noticias de orden natural estrechamente ligadas con aquéllas, tanto más cuanto que para el ejercicio de su misión se sirve de los Libros Sagrados como de instrumentos establecidos por Dios. Esta seguridad es, por su origen y por su fin, de carácter sobrenatural y en ella puede descansar la fe de los hombres. Pero la garantía dada por la Iglesia no depende de la forma en que actualmente se halla la Sagrada Escritura; y la Iglesia, al dárnosla, debe dejarse guiar, en lo que a la forma atañe, por las consideraciones que en cada caso particular le indique el fin que a ella incumbe.

Supuestos el origen divino (Inspiración) de la Sagrada Escritura y su integridad esencial, su credibilidad es dogmáticamente cierta. Para el Antiguo Testamento tenemos, además, el testimonio del Nuevo, el cual no sólo garantiza el carácter histórico de aquél, sino que exige expresa y reiteradamente fe y obediencia a Moisés y a los profetas (es decir, a los libros atribuídos a Moisés y a los profetas) o simplemente a la «Escritura» <sup>1</sup>. Frente a aquellos que niegan por sistema la Inspiración y no reconocen la autoridad del Nuevo Testamento y de la Iglesia, se puede y debe demostrar por procedimientos científicos la credibilidad de la Sagrada Escritura como documento histórico. Una vez conocido y reconocido el autor de un libro, debemos probar que pudo, quiso y debió decir verdad. Pero si se desconoce el autor — y esto ocurre con los más de los libros históricos del Antiguo Testamento — <sup>2</sup>, se debe probar que la tradición (oral o

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Luc. 24, 44 ss. Ioann. 5, 45-47. Rom. 1, 2, 11 Tim. 3, 16. II Ptr. 2, 21, <sup>1</sup> Aunque re desmorone la tradición relativa a la época y autores de los libros bíblicos, no por esu padece la credibilidad del contenido de los mismos. No precisa que los libros sean de los

escrita) en que el libro se apoya, es digna de crédito, y que las objeciones aducidas en contra no tienen valor. Con los medios de que hoy disponemos (investigaciones históricas del antiguo Oriente, arqueología), se puede probar estomejor que nunca, como iremos viendo más tarde al explicar cada libro en particular. No se olvide que las dificultades y objeciones contra la credibilidad de la historia bíblica nacen, en su mayor parte, de la aversión sistemática a todolo sobrenatural (Revelación, milagros, profecías), o se fundan en conceptos erróneos de religión, evolución y método histórico-crítico.

Belleza de la Sagrada Escritura. — La Inspiración y la profundidad de la Sagrada Escritura la elevan por encima de todos los libros de la literatura universal. San Crisóstomo 1 entona un himno entusiasta en su alabanza: «La lección de la Sagrada Escritura es comparable a un tesoro. Pues, así como quien logra una partecita de él es dueño de grandes riquezas, así en la Sagrada Escritura en una breve sentencia puede hallarse un cúmulo de pensamientos y una inmensidad de riquezas. Y las divinas Escrituras no sólo son semejantes a un tesoro, sino a una fuente que mana perennes y copiosas aguas. Grande, por cierto, es la abundancia de este tesoro, y copioso el manantial de esta fuente espiritual. Y no os admiréis de que así suceda: los que nos precedieron sacaron de esta fuente cuanta agua pudieron; los que nos sucedan seguirán bebiendo de ella, mas no lograrán agotarla; por el contrario, el manantial irá en aumento y las aguas serán más copiosas». Los Libros Sagrados, escribe san Pablo a Timoteo , instruyen para la salvación, porque «toda escritura inspirada por Dios es propia para enseñar, convencer, corregir, dirigir a la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté aparejado para toda buena obra».

La profundidad de la Sagrada Escritura va acompañada de belleza y sublimidad peculiares, «no superadas por libro alguno de la literatura, comparables tan sólo con la belleza y grandiosidad de la Creación del mundo visible, obra también inmediata de Dios... Los escritos que, como palabra suya, ha dirigido el Ser Supremo a la humanidad, nos producen también en sumo grado aquella impresión de divina belleza y sublimidad que sentimos frecuentemente al contemplar las obras de la Creación, muy superiores a las del arte humano. Por sencilla y llana que parezca, por desprovista de arte y sin pretensiones, apodérase de nuestra inteligencia, de nuestra fantasía, de nuestro corazón; la sencilla máxima se transforma en lenguaje figurado ardiente; la oración ingenua en sublime himno; la sobria narración adquiere ora el encanto de gracioso idilio, ora el vuelo de sublime epopeya, ora la fuerza conmovedora de la tragedia más acuciante». Tal es el juicio del P. Baumgartner , eminente maestro en lite-

ratura.

29. Lectura de la Biblia. — Por la gran importancia y belleza de la Sagrada Biblia, se procuró ya en los primeros tiempos de la Iglesia que su lectura fuese familiar al pueblo, aun a los niños, poniendo a su alcance Doctrinas y Manuales 4 que contenían en resumen lo esencial de la historia sagrada. Sirvieron de modelo las síntesis y resúmenes que en distintos lugares trae la misma Sagrada Escritura : Encontramos los primeros ensayos de una Historia Bíblica en la primera carta de san Clemente Romano, tercero en la cátedra de san Pedro (02-101), y en las Constituciones Apostólicas, donde se enumeran ejemplos bíblicos para los catecúmenos. San Agustín, en su libro De civitate Dei, reunió la tradición de los cuatro primeros siglos y compuso para la práctica catequística su Narratio 6 (historia de los sucesos más importantes de la historia de la Revelación, como preparación a la enseñanza de la fe y la moral). En la Cró-

autores que indican los nombres. Mientras conste que un libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo, no tiene importancia fundamental la cuestión del autor; ésta es asunto de la crítica.

1 Hom. 3 in Gen. 1; cfr. Höpfi, Das Buch der Bücher. Gedanken über Lekture und Studium der Heiligen Schrift (Friburgo, 1904), 1 ss.

der Heitigen Schrift (Priourgo, 1904), 1 ss.

<sup>2</sup> II Tim. 3, 15 ss.

<sup>3</sup> Geschichte der Welltiteratur I<sup>3</sup> y <sup>4</sup> (Friburgo, 1901) 9. Acerca de la belleza de la Saurada Escritura han escrito también A. Werfer, Die Poeste der Bihel (Tubinga, 1875); Wünsche, Die Schönheit der Bihel, 1: Das AT (Leipzig, 1906); Die Bildersprache des AT (Leipzig); Schäfer, Die formelle Schönheit der Parabeln des Herrn, en Kath 1901, 11 1 ss.

<sup>4</sup> Cfr. KL V<sup>3</sup> 494 ss.

<sup>5</sup> Cfr. en el Antiguo Testamento: Ps. 77, 104, 134 ss.; Esech. 20; Sap. 10 s.; Eccli. 44-50; II Macch. 2, 51-61; en el Nucvo Testamento: Act. 7; Hebr. 11 (v. también el libro apócrifo III Mach.

<sup>6, 4-8).</sup>De catech. rudibus c. 3.

nica de Sulpicio Severo, compuesta hacia el 400, tenemos un resumen de la historia sagrada desde el principio del mundo; en él se omite la historia evangélica y apostólica «para no menoscabar la dignidad de estas cosas relatándolas sucintamente». Desde entonces este compendio entró a formar parte de las «Crónicas del Mundo» que estaban en boga, hasta que, en tiempos modernos, la Historia Bíblica se transformó en los manuales populares y escolares que conocemos.

Además de estas historias bíblicas, la Iglesia, no sólo ha permitido la lectura de la Sagrada Biblia, sino que la ha recomendado siempre y aun más en los tiempos modernos 1. Sostuvo siempre la Iglesia que la lectura de la Sagrada Biblia no era necesaria para la salvación, porque Jesucristo remitió a los fieles no a la letra muerta de un libro, sino a la enseñanza viva de los apóstoles y sus sucesores. Empero siempre inculcó la utilidad del estudio de la palabra escrita de Dios. Los escritos de los santos Padres, los decretos de los Sumos Pontífices y Concilios dan pruebas de esto en abundancia. Son dignas de notar las palabras de Pío VI (1781) al editor de la versión italiana: «Has tenido una buena idea cuando has creído deber alentar a los fieles a la lección de las divinas Letras, pues son fuentes riquísimas que deben estar abiertas para que todos puedan beber la pureza de costumbres y de religión 2, León XIII concedió indulgencias a los que piadosamente leyeren los Evangelios , y Pío X declara expresamente que la Iglesia no se opone a la lectura de la Sagrada Biblia en

lengua vulgar, ni le crea obstáculos de ninguna clase 4.

Mas, al establecer la Iglesia limitaciones a la lectura de la Sagrada Biblia, ejerce su deber y derecho de «defensora y maestra de la palabra revelada». Cuando se trata de la salvación eterna, necesitan los fieles garantía de tener en sus manos un texto íntegro en una versión de confianza, y explicación del verdadero sentido de las divinas Letras. La garantía es el magisterio infalible de la Iglesia. Por eso, la Iglesia ha limitado la lectura de la Sagrada Escritura en lengua vulgar, exigiendo el previo examen y aprobación. La Sagrada Escritura contiene muchísimos pasajes difíciles de entender, numerosas partes que pueden ser torcidamente interpretadas; por eso exige la Iglesia que las ediciones vayan provistas de notas aclaratorias, y que a los jóvenes y a los que espiritualmente son menores de edad, no se les ponga en las manos la Biblia entera—criterio que también van compartiendo los protestantes . La evolución religiosa que ha experimentado el Protestantismo en sus numerosas sectas — especialmente en las de tendencia pietista, entre las cuales da hoy que hablar sobre todo la de los llamados «investigadores serios de la Biblia» . demuestra que el principio del libre examen socava a la vez la fe y la dignidad de la Sagrada Escritura.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hoffmann, Die Heilige Schrift ein Volks- und Schulbuch in der Vergangenheit. Soll sie dies auch in Gegenwart und Zukunft sein? (Kampten, 1902). Hopfi 1. c. segunda parte: Lektive und Studium der Heiligen Schrift, 64 ss. Peters, Kirche und Bibellesen oder die grundsatzliche Stellung der katholischen Kirche zum Bibellesen in der Landessprache (Paderborn, 1908). KL II2, 742.

AL 11°, 742.
 Quien lea cada día, durante un cuarto de hora por lo menos, el santo Evangelio, gana cada vez 300 días de indulgencia; quien lo lea durante todo un mes, gana indulgencia plenaria.
 Carta dirigida al cardenal Cassetta el 21 de enero de 1907 (Acta. A. Sedis XL 135). También la encíclica Spiritus Paraclitus, de Benedicto XV, recomienda calurosfsimamente la lectura de la Sagrada Escritura e invita a todos a imitar el gran amor que san Jerónimo tenía a los Sagrados

Libros.

Para ayudar al estudio de la Sagrada Escritura: Overberg, Biblische Geschichte oder Hausand Familienbibel, nuevamente editado por Berlage y Scheuffgen (Münster, 1899); Ecker, Kathol. Hausbibel (Tréveris, 1903-04); Heilmann, Katholische Volksbibel (Stuttgart, 1921); Ambrosi, Biblische Geschichte für das christl. Haus (Einsiedeln, 1897); Leimbach, Biblische Volksbücher (Fulda, 1907 ss.); Linder, Die Heilige Schrift für das Volk erklärt. I: Geschichte des Alten Bundes (Klagenfurt, 1910 ss.). Es también recomendable la edición de Dimmler en 7 tomos (M. Gladbach). S. Weber editó (Friburgo, 1919) AT in Auswahl erbauender Texte. El editor del presente Manual de Historia Biblica (de la ed. alemana) ha comenzado a publicar una serie de libros del A. T. con notas; han aparecido hasta hoy los libros de Tobias, Judit, Ester y Job.

"Heimbucher, Was sind denn die Ernsten Bibelfonschern für Leute? (Ratisbona, 1923); Allgeier, Religiöse Wolksströmungen der Gegenwart (Friburgo, 1924).

## PRIMERA PARTE

## Historia del Antiguo Testamento

La historia del Antiguo Testamento se divide en tres partes o épocas. La primera comprende la historia primitiva, a saber, creación del mundo y del hombre, pecado original y comienzo de la propagación de la malicia humana; primeras manifestaciones de la divina gracia y primeras promesas en las cuales tuvo principio y sostén la esperanza de un Redentor. Comprende la segunda la elección y grandeza del pueblo de Israel; declárase en ella cómo Dios, al escoger y formar para sí un pueblo, preparaba no sólo a éste, sino mediante él a todas las naciones para la venida del Salvador. La tercera describe la decadencia gradual del pueblo escogido, mostrándonos cómo de ella se sirvió Dios, en los planes de su infinita sabiduría, para preparar la venida del Redentor de Israel y de todas las naciones.

30. Pentateuco. — El Pentateuco (cinco libros), primero de los libros del Antiguo Testamento, compuesto de cinco partes que tratan de asuntos históricos y legales, es la primera y única fuente de la historia bíblica desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Cada una de estas cinco partes o libros se nombra en el texto hebreo por las primeras palabras con que empieza; en griego y en latín han recibido, por razón de su contenido, los nombres de Génesis (origen), Exodo (salida), Levitico (libro de los levitas), Números (censo) y Deuteronomio (segunda Ley, o inculcación de la Ley). El Pentateuco, por contener los orígenes de la divina Revelación, tiene capital importancia para la historia, ley, culto y vida del pueblo de Dios. Interesa, pues, sobremanera conocer al autor, la época y la forma de su composición y la autenticidad de sus relatos. Estas cuestiones son, desde hace más de un siglo, el centro y núcleo de la lucha por el Antiguo Testamento. La cuestión que en realidad se ventila no es meramente histórico-literaria, sino algo más trascendental, de carácter teológico e histórico-religioso, estrechamente ligada a esta otra: si Moisés, autor y mediador de la antigua Ley, es, y en qué sentido, depositario de las tradiciones premosaicas. En tanto que el Antiguo y el Nuevo Testamento y la teología judía y cristiana hasta el siglo xix, han visto en la Ley «mosaica» el principio de la historia de Israel y la base de su desenvolvimiento hasta Cristo, la crítica moderna quiere descubrir en ella el término, el sedimento de una evolución puramente natural e histórica. Chocan, pues, aquí dos conceptos opuestos: Revelación y evolución puramente natural; y se discuten los fundamentos históricos y teológicos, no sólo del Judaísmo, sino también del Cristianismo.

Para saber en qué sentido y con qué derecho los libros que se dicen de Moisés llevan el nombre de este gran siervo de Dios y pueden ser atribuídos a él, preciso es ante todo consultar el testimonio (externo e interno) de los Libros Sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento, como también la tradición judía y cristiana.

Ya en el libro de Josué encontramos testimonios bíblicos. Las narraciones de este libro suponen conocidos no solamente los hechos referidos en el Penta-

teuco y sus prescripciones esenciales, sino también la Ley que dió Moisés, que está escrita en el libro de la Ley de Moisés (Ios. 1, 7 s.; 8, 31; 22, 5; 23, 6); el mismo Josué escribió la ratificación de la Alianza «en el libro de la Ley de Dios» 1 (Ios. 24, 26). Ni en el libro de los Jueces ni en los dos primeros de los Reves se encuentran alusiones directas a Moisés y al libro de la Ley; pero no faltan hechos y datos que suponen la existencia de la Ley y de las prescripciones del Pentateuco<sup>2</sup>. En cambio, los dos últimos libros de los Reyes aluden a la Ley mosaica escrita, cuyo cumplimiento inculcó David a su hijo Salomón, y en la cual se halla la norma para juzgar la conducta de los reyes de Judá e Israel 3. En tiempo del rey Josías (621), el sumo sacerdote Helcías halló «el libro de la Ley de Moisés» (el ejemplar del Templo) con motivo de la reparación del Templo; este hecho afirmó al piadoso Rey en su celo por la reforma religiosa ya emprendida . Los libros de las Crónicas (Paralipómenon) nos dan la misma noticia, y contienen alusiones más o menos frecuentes y expresas a la Ley y al libro de Moisés. Lo mismo acontece en los libros de Esdras y Nehemías. Entre los profetas, los primeros en citar expresamente la ley mosaica escrita son Baruc (2, 2), Daniel (9, 11, 13) y Malaquias (4, 4). Mas ya los profetas anteriores hablan a menudo de la «Tora (Ley) del Señor», la cual tienen en igual estima que la Revelación y la «Alianza eterna» del Señor, y cuya guarda está confiada a los sacerdotes (como Deut. 31, 9); aluden también a la Alianza del Señor, a las leyes de los sacrificios, al calendario de festividades y a otras prescripciones del Pentateuco en forma tal, que autoriza a concluir que una Ley escrita constituye el fondo de las exhortaciones de los profetas (Os. 8, 12) y que éstos conocían la letra de la Ley . Aquellas palabras de Jesús hijo de Sirac (Eccli. 45, 1-5), referentes a Moisés y a su pueblo: «El (el Señor) le dió mandamientos para el pueblo... y puso en sus manos la ley de la vida y de la ciencia para que enseñase a Jacob su pacto y sus juicios y ordenanzas a Israel», deben reputarse como el sedimento de una tradición consolidada mucho tiempo antes. Ahora bien, ya que, según doctrina de la Iglesia, estos libros, tales como los tenemos, «tienen por autor a Dios», esas suposiciones y esos datos deben descansar en esta verdad: hubo una Ley divina de la cual Moisés fué mediador, un libro legal e histórico, del cual fué autor Moisés.

Numerosos pasajes del Nuevo Testamento atestiguan que entre los judíos del tiempo de Jesucristo nadie ponía esto en duda. Según los Evangelios, los escribas y fariseos se apoyaban continuamente en la autoridad de Moisés y de su libro de la Ley, el cual en todos los asuntos tenía autoridad decisiva; para ellos, Moisés es el autor de la Ley escrita en el Pentateuco 8. Jesucristo no sólo no contradice esta tradición, sino que la confirma directa e indirectamente: Moisés habla de él, acusa de incredulidad a los judíos que no reciben las palabras de Jesucristo 9; aduce también una porción de las prescripciones mosaicas 10. De igual modo los apóstoles y evangelistas dan por cierto que la Ley (libro de la Ley) procede de Moisés 11. No cabe interpretar los testimonios de Jesucristo como mera adaptación a la manera (errónea) de pensar de sus con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El artículo determinado, que aparece aquí y en lugares análogos, no indica necesariamente un libro existente y conocido, refiérese más bien al libro o folio que el escritor debía utilizar. Lo que sí ciertamente indica la existencia de un libro de la Ley, de origen mosaico, es el contexto y el conjunto de testimonios consignados en el texto.

<sup>2</sup> Cfr. Indic. 6, 8-10; 11, 12-28; 13. 4 (Núm. 6, 1-21); 18, 31; 20, 26-28; 1 Reg. 10, 18; 15, 1-10; 10, 25; 21, 1-6; 22, 6 ss.; 23, 6-9; II Reg. 6.

<sup>4</sup> III Reg. 2, 3. IV Reg. 14, 6; 21, 8; 23, 25.

<sup>5</sup> IV Reg. 2, 3. IV Reg. 14, 6; 21, 8; 23, 25.

<sup>11</sup> Reg. 22, 3 ss.; 23, 1-25; cfr. núm. 672.

1 Par. 22, 12 s. II Par. 17, 9; 23, 18; 25, 4; 31, 3; 33, 8; 35, 12; 34, 14. Los racionalistas que combaten el origen mosaico del Pentateuco no tienen reparo en afirmar que, sólo dejando de lado como no históricos e indignos de crédito los datos del Paralipómenon, se consigue que desaparezca cuna porción de argumentos molestos de la existencia de los libros mosaicos, difíciles de sos-layaro. Así de Wette y Wellhausen. Cfr. núm. 500.

I Esdr. 3, 2 s.; 6, 18; II Esdr. 1, 7 s.; 8, 1 8 14; 30, 34 36. Eccli. 24, 33; 45, 1-6 y 18. IF

Mach. 2, 4; 7, 6. Iudith 8, 23.

Mach. 2, 4; 7, 6. Iuain 8, 23.

Así, por ejemplo, el proseta Amós que ejerció su ministerio en el reino del Norte, emplea (4, 4 5; 5, 22 ss.) para designar el sacrificio los términos técnicos de Lev. 1-3; 7, 12, 16 y Deut. 12, 6. Del mismo modo Is. 1, 11 ss. en Jerusalén. Cfr. Wetter, Die Zeugnisse der vorexilischen Propheten über den Pentateuch, en TQS 1899, 552.

Matth. 19, 7; 22, 24. Marc. 12, 19; 20, 28 y otros pasajes. Lo mismo Filón y Alejandrino.

Ioann. 5, 45-47. Cfr. P. Dillmann, Ioann. 5, 45-47 in der Pentateuch/rage en BZ XV (1918-

Matth. 19, 8. Marc. 1, 44; 7, 10; 10, 3. Luc. 5, 14. Ioann. 7, 19.

<sup>11</sup> Luc. 24, 27. Act. 15, 21; 26, 22. Rom. 5, 13 s.; 10, 5-19. Apoc. 15, 3,

temporáneos; ella repugna el espíritu del Hombre-Dios; dichos testimonios significan que la opinión de los judíos concuerda con esta verdad: la Ley contenida en el Pentateuco es, sin género de duda, obra del gran siervo de Dios y profeta, y no sólo moral, sino literariamente. Mas con esto no tocamos todayía el aspecto crítico de la cuestión.

A los testimonios extrínsecos de los Libros Sagrados se añaden los criterios internos, esto es, razones sacadas del contenido mismo del Pentateuco, las cuales muestran su procedencia mosaica. Expresamente se atribuye a Moisés la redacción de cuatro fragmentos de carácter histórico, legal y poético 1. Y es digno de mención lo que dice Deut. 31: Moisés escribió las palabras de esta Ley (o libro), y confió a los levitas su custodia en el Arca de la Alianza, porque fuese testimonio contra el pueblo que tantas veces se había mostrado rebelde y se había de mostrar todavía más después de la muerte del caudillo. Y no se diga que este texto es una interpolación posterior, pues sería al mismo tiempo una falsedad, incompatible con la Inspiración. Moisés dejó, pues, un libro histórico y legal que forma, por lo menos, el núcleo del actual Pentateuco. Esto se confirma por una serie de capítulos legales que en su encabezamiento o en su remate llevan el nombre de Moisés 2. Es característico del Pentateuco no presentar las leyes ordenadas sistemáticamente; las leyes que con el tiempo van cambiando no ocupan el puesto de las sustituídas, sino que se anotaban en el orden cronológico de su aparición y desarrollo. De donde resulta que algunos preceptos se mencionan varias veces en formas diversas y más o menos amplias (por ejemplo, la ley de la fiesta de la Pascua se menciona en siete lugares). Concluyese de esto que las prescripciones legales se escribían al punto que se promulgaban. Una larga serie de ordenanzas se refieren al tiempo del viaje por el desierto y a la vida de campamento; la prescripción del Levitico 17, 3-7, de ofrecer a la puerta del Tabernáculo aun los sacrificios privados, es comprensible sólo en las circunstancias de la época de Moisés. Lo mismo cabe decir de los capítulos históricos. Es imposible que las narraciones del libro de los Números, salpicadas de nombres de personas y de datos numéricos, tengan por única base la tradición oral; por necesidad deben apoyarse en documentos escritos contemporáneos. Difícil sería a los críticos demostrar con argumentos sólidos que estas narraciones son invenciones atrevidas 4. El autor y los primeros lectores están familiarizados con la geografía y civilización de Egipto y de la Península de Sinaí, empero de la tierra de Canaán manifiestan escaso conocimiento 4. Nos encontramos en el Pentateuco testimonio expreso de haber escrito Moisés los cinco libros del principio al fin; pero se puede asegurar que todas las razones internas están en pro, y ninguna decisiva en contra de la posibilidad y aun probabilidad de que aquel caudillo y legislador de Israel, instruído en las ciencias de Egipto, escribiera la historia y legislación de su época, juntamente con la historia primitiva (Génesis), según un plan bien ideado.

Hoy está demostrada de la manera más convincente la posibilidad externa, antes combatida, de que el *Pentateuco* se escribiera en tiempo de Moisés, El arte de escribir no sólo era conocido ya mucho tiempo antes (en Egipto, en el tercer milenario a. Cr.), sino que se practicaba en gran escala entre los egipcios y babilonios . Los signos de la escritura cananea, descubiertos en la Peninsula de Sinaí, han demostrado «que el alfabeto cananeo ordinario era corriente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exod. 17, 14; 24, 4 7; 34, 27. Num. 33, 2. Deut. 31, 9-13, 22 y 24-27. Cfr. Lev. 26, 45; 27,

<sup>34</sup> y Num. 36, 13.

Exod. 12, 1 21; 13, 1 ss.; 20, 18; 25, 1. Lev. 1, 1; 26, 45; 27, 30. Num. 1, 1; 5, 1; 6, 1; y a cada paso Deuf. 1, 1-5; 4, 5; 5, 6-26; 31.

Las listas de nombres llevan idéntico sello de autenticidad que los nombres arábigos de 2000 a. Cr.; epor consiguiente los nombres de dichas listas (1, 7, 13, 34) sólo pudieron formarse en tiempo de Moisés; y a pesar de la sospecha de mala transmisión textual que en ellas (especialmente en Num. 13) se advierte, quedan demostradas por las inscripciones como documentos auténticos y fidedignos, ante los cuales se derrumba el edificio construído por la crítica moderna del

Peutateuco (Hommel, Die altisraelitische überlieferung in inschriftlicher Beleuchtung 302).

\* Cfr. la descripción de Canaán: Deut. 8, 7-10; 11, 10 ss.

\* Conocidas son las aficiones literarias de los antiguos egipticos; su literatura estaba muy desarrullada ya en el Imperio Medio (unos 2000 a. Cr.); el papiro gozaba de gran estimación tanto en la vida pública como en la privada. Se escribía también en piedra, madera, tablillas de arcilla y de cera, pergamino; ahasta el más tosco pedrusco se cubría de inscripciones» (Brugsh). No faltan anotaciones de costumbres religiosas, preceptos y reglas morales, por más que no se conservan elibros sagradoso (cfr. el Libro de los Muertos; v. fig. 10). Lo mismo se puede decir de los babilonios y otros pueblos más pequeños.

en Egipto entre los más sencillos esclavos o artesanos semitas, ya antes de la caída de los Hycsos, en el apogeo de la dinastía XII <sup>1</sup>» (2000 a 1788 a. Cr.). No hay, pues, motivo fundado para negar a los israelitas en Egipto la posibilidad de escribir la historia de sus antepasados y los acontecimientos de su época.

Además, por los años de 1500 a 1400 a. Cr., no era el pueblo de Israel una tribu inculta e «iliterata», ni tan pobre y degenerada en tradiciones y principios religiosos, que se deba tener por imposible la promulgación de la Ley y su escritura por mano de Moisés . La posibilidad intrínseca y extrínseca de la legislación mosaica queda corroborada por la existencia del código de Hammurabi, anterior a Moisés en más de 500 años 3.

Tan firme y unánime ha sido la tradición judía y cristiana en atribuir a



Fig. 10. —Fragmento del papiro Prisse (Libro [egipcio] de los muertos). (XII dinastía, hacia 2000 a. Cr.). Museo de Turín.

Moisés la paternidad del *Pentateuco*, que hasta el siglo xvii apenas se ha despertado duda alguna de importancia. Cierto es que no se ha logrado aclarar, no digamos resolver, la cuestión literaria de si el Pentateuco en su forma actual procede de un solo autor, y la cuestión histórico-religiosa de si la Ley permaneció como un todo invariable, o más bien estuvo sujeta a evolución; pero la misma Sagrada Escritura y la tradición nos ofrecen puntos de apoyo para resolverlas. Los libros Sagrados nos dicen que Josué y Samuel completaron la Ley de Moisés con algunos capítulos y ordenaciones; que David y Salomón establecieron nuevas prescripciones acerca del culto divino y del sacerdocio; que varios reyes llevaron a cabo diversas reformas religiosas, hasta que por fin Esdras dió a conocer la Ley completa y la puso por fundamento de la restauración de Is-

Eisler, Die kenitischen Weihinschriften der Hyksoszeit im Berghaugehiet der Sinaihalbinsel (Friburgo, 1919), 123.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Pruebas documentales de la elevada cultura literaria de la época premosaica pueden verse en

Pruebas documentales de la elevada cultura literaria de la época premosaica pueden verse en ATAO 244 y 370: «Vistos los antecedentes culturales, no cabe poner en duda que la codificación de leyes pudo efectuarse en los tiempos mosaicos.» También los descubrimientos de Samaria, Taanak y Megeddo permiten asegurar la existencia de una notable actividad literaria en Israel por los añ de 1100 y aun antes. Cfr. Kittel, Die atl Wissenschaft (Leipzig, 1907), 47; Thomsen en KPA 83 88. Fundándose algunos en que en la época mosaica eran conocidas en Asia Menor la lengua babilónica y la escritura cuneiforme, han querido deducir que esa es la lengua y escritura que Moisés empleó en su obra. Pero recientemente se han descubierto en la Península de Sinaí inscripciones de aquel tiempo, en lengua y escritura propia. Las tentativas que para descifaralas realizel orientalista Grimm (Althebräische Inschriften vom Sinaí, 1923), indujeron a este sabio a concluir que la lengua de estas inscripciones sinaíticas del 1500 a. Cr. «es puramente hebrea, y en nada importante se aparta del idioma bíblico, en particular del de los libros más antiguos» (p. 78), y que Moisés escribió su Ley en estos caracteres hebreos nutiguos. Moisés escribió su Ley en estos caracteres hebreos antiguos.

rael después del Destierro. A este hombre, celebrado como «escriba y doctor versado en la Ley de Dios» (I Esdr. 7, 6) y que trajo la Ley de Babilonia (1 Esdr. 7, 14-25), atribuye la tradición judía (IV Esdr. 14, 18-47) la colección, restablecimiento, perfeccionamiento y transcripción de los Libros Sagrados (desparramados y perdidos), principalmente del libro de la Ley; la tradición cristiana es del mismo parecer, aunque no admite, como la judía, ciertos adornos legendarios 1. Tras maduro examen, como núcleo de esta tradición queda el hecho de haber emprendido Esdras la última redacción del libro de la Ley que lleva el nombre de Moisés, y preparado, por decirlo así, la edición del texto de que hoy disponemos. Con esto queda expuesta someramente la historia del Pentateuco y de la Ley contenida en él. La Tora que dejó Moisés no sólo experimentó las variaciones críticas anejas a todo libro que se copia, transcribe o vierte a otra lengua, sino que fué ampliada y completada de una manera justilicuble, tanto en la parte histórica como en la legislativa. Ello está de acuerdo con la ley de la evolución histórica — pues ningún código destinado a regular las relaciones religiosas, civiles y sociales puede permanecer invariable en el transcurso de los siglos —, y también con los fenómenos crítico-literarios. En este sentido puede decirse que el Pentateuco es una «compilación», dispuesta ciertamente según un plan de unidad, y compuesta, en su estado actual, de diversos fragmentos, que fácilmente se pueden reconocer por las diferencias lingüísticas y por la diversidad de asuntos; mas esto ni afecta a la sustancia de la Ley atribuída a Moisés, ni permite establecer con seguridad la separación y divisoria de fuentes determinadas.

La ciencia católica del siglo xvIII cambió bruscamente en la manera de juzgar el Pentateuco. Por una parte la arbitrariedad con que el Protestantismo trataba la Sagrada Biblia, y por otra la condenación de la crítica del P. Ricardo Simón, del Oratorio (1712) 2, por la autoridad eclesiástica, despertaron desconfianzas y recelos. Los excesos de los racionalistas, y la multitud de sistemas de erífica del Pentateuco, que se iban desmoronando unos tras otros, acostumbró a los católicos a defender la paternidad mosaica del Pentateuco actual, y su absoluta invariabilidad. Y en el afán de combatir las extralimitaciones, fuéronse apartando insensiblemente del concepto tradicional, desconociendo los derechos de la sana crítica literaria e histórica no contaminada de los falsos prejuicios de la crítica racionalista. Mas, por fin, los sabios escrituristas católicos modernos volvieron sus ojos hacia la sana crítica, siguiendo direcciones diferentes respecto al problema del Pentateuco. Sostienen unos que el Pentateuco fué, en lo esencial, compuesto por Moisés, si bien en el transcurso de los siglos experimentó cambios lingüísticos y adiciones materiales . Otros, en cambio, de criterio más liberal, aprecian en el Pentateuco diversas fuentes literarias, procedentes unas de Moisés y otras más recientes. Así, por ejemplo, von Hummelauer distingue leyes mosaicas escritas, completadas por Josué y Samuel, y leyes si-máticas y moabíticas que Moisés promulgó, y por orden suya, y a su vista, amotaron los sacerdotes juntamente con otras tradiciones históricas. Después de diversas vicisitudes, el texto actual fué compuesto o restablecido por Esdras. Schlögl supone que los cuatro primeros libros del Pentateuco son refundición y ampliación — posteriores al Destierro — del texto legado por Moisés y sus contemporáneos, el cual en parte se había perdido; el Deuteronomio es una refundición libre de la Ley, puesta en boca de Moisés. Vetter opina que las primeras

Cfr. Klameth, Esras Leben und Wirken (Viena, 1908), 50-86. San Jerónimo deja a merced del ndversario, o llamar a Moisés autor, o a Esdras restaurador del Pentateuco (C. Helvid. c. 7). Comparten la tradición judía Tertuliano, Clemente de Alejandría, Ireneo, Basilio, Crisóstomo, Teodoparten la tradición judía Tertuliano, Clemente de Alejandría, Ireneo, Basilio, Crisóstomo, Teodo-crio; en estos últimos se encuentran hipótesis y datos que no están en la leyenda judía; lo cual prueba que tienen además otros argumentos para admitir que Esdras restaurara los Libros Sagra-dos. El cardenal Belarmino supone que Esdras reunió, corrigió o completó los libros de Moisés; de dos. El cardenal Belarmino supone que Esdras reunió, corrigió o completó los libros de Moisés; de la misma forma se expresan los muy beneméritos y aun hoy apacciados exegetas de los siglos xvi xvii: Genebrardo, Pereira, Bonfrère, Cornelio a Lápide, Masio, Jansenio y otros. Su opinión dista un abismo de la actual crítica del Pentateuco, pero es una prueba de que cuanto ésta ha producido de verdadero y aceptable en el aspecto literario, no era del todo descenocido en los siglos pasados, v de que los sabios católicos no rompen con la tradición, ni aconeeden nada a la ciencia incrédulan, cuando tienen en cuenta los progresos de la crítica literaria del Pentateuco.

\*\* Cfr. Stummer, Die Bedeutung R. Simons für die Pentateuchkritik, en ATA III 4 (1912).

\*\* Representan esta tendencia Hoberg, Moses und der Pentateuch, en BST X 4 (1905); über die Pentateuchfrage (Friburgo, 1907); Kaulen-Hoberg, Einleitung in die Heilige Schrift \*, § 193 ss.: Cornely-Ilagen, Introductio in libros saccos \* núm. 240; Schopfer, Geschichte des AT \*, 284 ss. (Munich, 1923); Hopfi, Die Hobere Bibelkritik \* (Paderborn, 1906) y Sanda en su excelente obra Moses and der Pentateuch en ATA IX 4-5 (Münster, 1924).

anotaciones históricas y legales — basadas en la tradición mosaica — son de la época de los jueces; la primera redacción del Pentateuco se hizo en tiempo de la construcción del Templo de Salomón y la definitiva fue obra de Esdras. Recientemente un sabio francés, Tougard, admite cuatro fuentes escritas, cuyo núcleo data de la época de Moisés, y en cuya redacción debe atribuirse a Moisés por lo menos una participación virtual. Estas fuentes históricas experimentaron sistemáticas refundiciones en el transcurso de los tiempos, sin menoscabo de su fondo esencial, fueron ampliadas con multitud de adiciones, y posteriormente reunidas formaron el actual Pentateuco.

Esta última opinión, muy afín a la crítica racionalista del Pentateuco, fué rechazada por un decreto del Santo Oficio del 21 de abril de 1920 1. Ya el 27 de junio de 1906, la Comisión Bíblica, considerado atentamente el estado actual de las investigaciones, dió un decreto referente a la cuestión del Pentateuco: a) Las razones aducidas por los críticos para combatir la autenticidad del Pentateuco no son de tal peso que permitan afirmar — haciendo caso omiso de muchos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, tomados en conjunto, y contra el unánime sentir de la tradición judía y eclesiástica y los indicios internos que se deducen del texto mismo - que dichos libros no tienen por autor a Moisés, sino que se han formado de diversas fuentes de época posterior a Moisés en su mayor parte. b) La autenticidad mosaica no exige necesariamente la redacción completa de toda la obra por Moisés, de suerte que se deba sostener que Moisés escribiera de su mano o dictara todas y cada una de las palabras; puede admitirse la opinión de quienes creen que Moisés pudo encargar a uno o variosla redacción de la obra ideada por él bajo el influjo de la divina Inspiración; pero de tal suerte, que estos redactores trasladaran fielmente sus pensamientos, sin añadir ni omitir cosa alguna contra su voluntad, y que, finalmente, la obra así compuesta fué aprobada por Moisés como autor principal e inspirado, y publicada con su nombre. c) Se puede sostener sin perjuicio de la autenticidad mosaica del Pentateuco, que Moisés se sirviera de fuentes para la composición de la obra, ya de documentos escritos, ya de tradiciones orales, utilizándolos bien al pie de la letra, o bien siguiendo el sentido, ora resumiéndolos, ora amplificándolos, conforme al plan por él concebido, y bajo el influjo de la divina Inspiración. d) Salva siempre, en lo esencial, la integridad y genuinidad del Pentateuco, puede admitirse que en el decurso de los siglos ha experimentado ciertas variaciones, como por ejemplo: adiciones después de la muerte de Moisés, ora hechas por un autor inspirado, ora introducidas en el texto a modo de glosas y comentarios; sustitución de palabras y formas arcaicas por otras más corrientes; finalmente, variantes defectuosas, debidas al descuido de los copistas, las cuales es lícito investigar y juzgar según las leves de la crítica 2.

Muy de otra suerte trata la cuestión del Pentateuco la crítica moderna, la llamada crítica superior, la cual desde mediados del siglo xviii (J. Astruc, 1753) ha ido desarrollándose en numerosos trabajos de investigación y sistemas, y domina la mayor parte de la literatura acatólica, científica y popular. Anteriormente (núm. 18) hemos expuesto y criticado sus teorías fundamentales, tanto histórico-religiosas como metodológicas. Réstanos ahora aclarar brevemente sus intrincadas teorías crítico-literarias ...

Kautzsch, en su obra Die Heilige Schrift des AT (4.ª ed. 1922, 1 ss.), nospresenta poco más o menos el siguiente cuadro de la teoría hoy corriente del Pentateuco: Los documentos israelitas más antiguos son las colecciones de canciones de los orígenes y tiempos heroicos, de las cuales se hace mención en el Pentateuco y en los libros históricos antiguos . Ignoramos qué haya de histórico-literario desde estas dos colecciones de canciones hasta las fuentes másantiguas del Pentateuco: si, por ejemplo, éstas se apoyan en tradiciones orales

<sup>1</sup> Act. Apost. Sedis XII. 158 Cfr. Schneider, Die neueste kirchliche Entscheidung in der Pentateuch-

frage, en PB XXXIII (1920), 1 ss.

Ha comentado esta decisión A. Fernández, profesor del Instituto Bíblico de Roma, en una memoria titulada: La crítica reciente y el Pentateuco, en la revista Bíblica (1920, 173 ss.), órgano de aque? Un bosquejo histórico detallado de la crítica moderna del Pentateuco y de la literatura del A T.,

según el esquema de la escuela histórico-religiosa, puede verse en Kath 1896, 1, 142 ss.

4 Cítanse como tales: El libro de las Batallas de Yahve, Num. 21, 27-30; el libro de los Justos(o de los valientes) Ios. 10, 12 s.; Il Reg. 1, 19-27; el libro de las Canciones III Reg. 8, 53 (BuddeGeschichte der althebraischen Literatur, Leipzig, 1906, 17).

o en documentos escritos. En el Pentateuco descuellan tres escritos: el más antiguo (JE), del cual proceden las narraciones de más valor literario; un escrito intermedio, el Deuteronomio (D), y un tercero (P), al que pertenece la mayor parte de la Ley de los tres libros medios del Pentateuco. En el escrito más antiguo (JE), a su vez, se pueden distinguir varias fuentes. Durante mucho tiempo se creyó que se reducían a dos, la Yahvista (J) y la Elohista (E). Mas la Yahvista es un conglomerado de otras dos fuentes por lo menos (J1 y J2), la primera de las cuales apareció en la segunda mitad del siglo ix, y la segunda, antes de la mitad del siglo viii. La Elohista no es independiente, sino parece ser una refundición de la Yahvista, elaborada por la religión profética de época posterior a la caída del reino del Norte. A mediados del siglo vII, ambas fuentes, J y E, se fundieron en un libro narrativo, conforme a un plan de unidad, por obra de un redactor. - El segundo escrito, el Deuteronomio, da mayor importancia a la legislación. El libro de la Ley, encontrado en 621 en tiempo del rey Josías, contenía esencialmente el actual Deuteronomio, el sedimento de la tendencia profética que pretendía destruir las «alturas» donde se ofrecían sacrificios, y centralizar el culto 1. Autor y fecha de la composición de D son desconocidos; durante el destierro, o después de él, D fué agregado a los escritos /E. El tercer escrito es el código sacerdotal (Priestercodex), compuesto en tiempos de Ecequiel a Esdras. Base de esta fuente son la ley de santidad del Levitico (17-26) y el programa del porvenir del profeta Ezequiel (40-48), leído por Esdras al pueblo, y aceptado por éste unos 444 años antes de Jesucristo (II Esdr. 8-10). — El libro de la Ley de Esdras no era todavía nuestro Pentateuco. No tenemos dato alguno de cuándo, cómo y por quién fueran reunidos en un todo estos documentos históricos y legales para formar el actual Pentateuco. Se da como seguro que se sintió la necesidad apremiante de reunir la tradición de los tiempos antiguos y la historia anterior al destierro en una obra de conjunto; habríase encomendado a los letrados la tarea de conciliar posibles contradicciones. Cuándo y quién llevó a cabo esta empresa y cómo fué aprobada oficialmente la obra, son cuestiones envueltas en completa oscuridad. Hay, sin embargo, una circunstancia que nos ofrece un punto de apoyo: los samaritanos aceptaron el Pentateuco como sagrado en el siglo iv antes de Jesucristo. Dado el odio que profesaban a los judíos, difícilmente se hubieran determinado a ello, de no estar seguros de su autenticidad mosaica. Es de suponer, pues, que el Pentateuco fuera terminado definitivamente en una fecha bastante anterior a la aceptación por los samaritanos, y no estaremos lejos de la verdad si fijamos como fecha el siglo v antes de Jesucristo. Todos están unánimes en ponderar la habilidad con que el redactor desempenó tan difícil empresa. Por lo que podemos apreciar, apenas podría decirse que usara torcidamente de las fuentes antiguas. Y la convicción inquebrantable de los judíos desde el siglo iv antes de Jesucristo y de los cristianos durante muchos siglos, de haber sido Moisés el autor único del Pentateuco, demuestra que el redactor hizo lo humanamente posible para dar aparente unidad a partes tan heterogéneas.

Esta teoría crítica tiene por *imposible* que la Ley mosaica, especialmente la parte relativa al Santuario, sacrificios y sacerdocio (teocracia), se compusiera en tiempo del viaje por el desierto y, por tanto, fuese escrita por Moisés. Los argumentos principales son: a) la legislación mosaica supone un pueblo sedentario y agrícola, como fué Israel en Canaán; b) posteriormente (Josué, jueces, profetas) no vemos indicios suficientes de la existencia y cumplimiento de la Ley, antes bien, ideas y situaciones no conformes, sino opuestas a la misma; c) una legislación escrita, tan extensa, exige lento desarrollo, y no pudo ser

principio y base de la vida del pueblo desde Moisés.

Esta teoría del *Pentateuco*, hoy tan en boga, descansa, como las que la precedieron, en fundamentos que no merecen confianza, en una separación de fuentes basada en los dos nombres que se dan a Dios, Yahve y Elohim, y en particularidades lingüísticas. Utiliza el texto actual (masorético) con una confianza que no merece ni por su historia ni por su estado actual. Supone tácitamente que el último redactor del *Pentateuco* no cometió errores al servirse de documentos más antiguos — de lo cual no pueden aducir pruebas convincentes —, y que, una vez terminada la redacción, el texto no experimentó cambio alguno,

<sup>1</sup> Cfr. Kalt, Biblische Archäologie, núms. 115 y 119.

por lo menos en lo tocante a los nombres de Dios, lo cual está en pugna con las diferencias que se advierten entre dicho texto y la versión griega más antigua.

Pero todavía hay una circunstancia más grave. Las fechas que se asignan a las distintas fuentes y el juicio acerca del contenido de cada una de ellas, se basan únicamente en suposiciones, y conducen a resultados cada vez más insostenibles. Aplicando la teoría de la evolución darwinista a la historia de la religión (cfr. núm. 18), Wellhausen y su escuela llegan forzosamente a concluir, que la historia de Israel, especialmente la historia de la religión y del culto, fue muy distinta de como la pinta la Sagrada Escritura. Lo sucedido con el Pentateuco debió de ser por consiguiente muy humano, inmensamente humano. En su confección hubo no sólo infinidad de elaboraciones, refundiciones y redacciones, sino también invenciones a sabiendas, retoques, correcciones y adiciones tendenciosas, interpolaciones, falseamientos literarios y «piadosos embustes» del género más sospechoso. Los críticos moderados hacen esfuerzos convulsivos para salir del dilema: unos dicen que no hay derecho a aplicar a los tiempos antiguos los conceptos actuales de la propiedad y actividad literaria; otros opinan que el fin santifica los medios, y declaran que la alternativa de obra de Moisés u obra de un «falsario», carece de sentido, o hablan con énfasis de la profundidad de la sabiduría divina, cuyos caminos no nos es dado conocer, sino admirar; mas con estas escapatorias no logran poner en claro cómo una mala compilación, así elaborada por los hombres, pudo llegar a los honores de «libro sagrado», y cómo, a pesar de tales hechos, los escritores bíblicos recibieron y conservaron el título de amantes de la verdad, honrados y veraces. Los más avanzados confiesan llanamente que de nada sirven los paliativos: la ciencia demuestra que gran parte de la literatura del Antiguo Testamento descansa en invenciones y falsificaciones premeditadas.

Pero, prescindiendo de que estas hipótesis repugnan al carácter inspirado de los Sagrados Libros, ¿cómo se explica que tales falsificaciones históricas hallasen aceptación y crédito en Israel? ¿Tan mal informado estaba el pueblo acerca de su pasado? Hipótesis esencial de Wellhausen es que, hacia el año 800 y no antes, una «gran difusión del arte de leer y escribir» dió principio en Israel a un «período literario» , por consiguiente, siglos después de los sucesos que narra el Pentateuco. Pero las excavaciones y descubrimientos de los últimos tiempos han demostrado la falsedad del aserto, y han obligado a algunos de sus discípulos a retrasar hasta el tiempo de los jueces la fecha de las primeras fuentes escritas, y aun a conceder que pudieron hacerse las primeras anotaciones «en época anterior a la invasión de Israel, como nación, en Canaán» , o sea, en tiempo de Moisés. No es posible hoy poner en duda que estas primeras anotaciones y las fuentes escritas posteriores pueden dar una idea exacta del proceso de la historia, en particular de la historia religiosa de Israel. Aunque Moisés no escribiera al pie de la letra el Pentateuco, cual hoy lo tenemos, es indudable que pudo presenciar y realmente presenció, hizo y dispuso todo cuanto se le atribuye en dicho libro; que fué mediador de la Ley, dió una constitución a Israel y echó los fundamentos de la disciplina, de la jurisprudencia y del culto, consignándolos además por escrito; que reunió las tradiciones de los tiempos primitivos y las examinó, fundando para lo futuro una tradición que es base fuerza impulsiva de la evolución. Y todo esto se puede demostrar aun admiticndo la teoría de las fuentes y sus principales resultados; pues dichas fuentes pueden encerrar noticias fidedignas, usos y costumbres del tiempo de Moises. Lo que, por ejemplo, nos dicen de la permanencia de Israel en Egipto, no puede la crítica relegarlo al campo de la fábula. «Porque sería preciso hacer pasar por creíble lo inexplicable, a saber, que un pueblo, sin motivo ninguno, inventase para sí un pasado lleno de oprobio y esclavitud, buscase en tierra extraña el origen de su héroe, y estableciese la fiesta principal, la Pascua, en recuerdo de

<sup>&#</sup>x27;Cir. Dahse, Textkritische Bedenken gegen den Ausgangspunkt der heutingen Pentateuchkritik, en Archiv für Religionsgeschichte 1903, 305 ss.; Gaspari, Die Gottesnamen Jahve und Elohim in den Samuelsbuchern, en Neue kirchl. Zeitschrift, 1910, 378 ss.; Hontheim, Die Gottesnamen in der Genesis, en ZKTh, 1910, 625 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte (1914), 79.
<sup>2</sup> Kittel, Geschichte des Volkes Israel 1 \* (Stuttgart, 1923), 414: «Aunque hace poco menos de media generación hubiera sido temerario aun el tomar en cuenta esta hipótesis, hoy no se podría calificar de osada una empresa de este género.»

PENTATEUCO 5

la liberación de una esclavitud que nunca existión 1. La prolongada permanencia en un país extranjero dotado de sólida organización política y religiosa, no habría dejado de ejercer influencia en el pueblo israelita. Las investigaciones modernas llevadas a cabo en el sur de Arabia, han descubierto sorprendentes analogías entre el culto de Yahu y el Priestercodex con sus disposiciones en orden a las cosas sagradas, personal del culto, sacrificios, fiestas, etc.; el Priestercodex puede, pues, muy bien «pasar ante la crítica por una compilación del culto de Yahu, formulada por el mismo Moisés» 2. En la Península de Sinaí se encontró un gran templo de Hathor (en Serbut el-Hadem) del siglo xu antes de Cristo, con vasijas para la purificación, vestigios de holocaustos y restos de altar del incienso; todo lo cual induce a pensar en la posibilidad de que, en tiempo del viaje de Israel por el desierto, existiesen en el Sinaí sacrificios semejantes a los mosaicos. La crítica debe confesar finalmente que el Pentateuco contiene «abundancia de material de tiempo anterior al Destierro» y que en el aritual del culto, en parte no hace sino consignar por escrito antiguas prácticas de sacrificios». También habla en favor del libro de la Ley mosaica la analogía con las leyes de Egipto y Babilonia (código de Hammurabi), escritas siglos antes de Moisés 4; y así se explica cómo el actual Pentateuco (o el código sacerdotal) contiene un conjunto de ordenanzas de escasa importancia para los tiempos posteriores al Destierro, las cuales sólo tienen sentido admitiendo que existieran tradiciones antiguas y documentos legislativos. También así se explica que en los relatos históricos de esta fuente que se tiene por reciente e inventada para glorificar los tiempos mosaicos, se conserve vivo y fiel el recuerdo de la época anterior a Moisés; lo cual no sería comprensible tratándose de una invención, pues carecería de finalidad. Es, por fin, argumento contra la hipótesis de los críticos, la necesidad en que se ven de forzar, suprimir e interpretar caprichosamente toda la tradición histórica y muchos testimonios de los escritos de los profetas.

Los representantes de la teoría de Wellhausen no consiguen explicar cómo adquirió tanta autoridad el libro de la Ley, compuesto después del Destierro, no estando fundado en tradiciones contemporáneas de Moisés; ni cómo llegó a ser indiscutiblemente reconocido por los judíos de la Diáspora <sup>5</sup> (siglo vi a. Cr.) y aun por los samaritanos, ni cómo pudo observarse un libro compuesto en el

Grimme, Ein Kamfruf gegen das AT. en Hochland 1921, II, 403; cfr. Landersdorfer, Bibel und sudarabische Altertumsforschung, en BZF 111, 5-6.

\* Partiendo de que Moisés pudo conocer en lo substancial el código de Hammurabi, ya directamente, ya por haberlo practicado los pueblos de Siria que estuvieron largo tiempo sometidos al dominio babilónico, emite Kittel el siguiente juicio (Die oriental. Ausgrabungen und die ältere bibl. Geschichte. Leipzig, 1908, 50): «... Nada, pues, impide que atribuyamos a Moisés el núcleo de las leyes (en su primera estructura) que hoy vemos compiladas en el Pentateuco.» El mismo observa en otro lugar (Die atl Wissenschaft , Leipzig, 1921, 26): «Hay que romper definitivamente, y cuanto antes mejor, con la idea de fijar la redacción de la Ley después de los profetas.»

<sup>5</sup> En los papiros del siglo v a. Cr., recientemente hallados en Elefantina (Egipto), los judíos, que en Egipto hablaban arameo, emplean para designar los sacrificios de ofrendas e incienso, además de las formas arameas, las hebreas del *Pentateuco*. Pe esto se sigue que conocían la legislación escrita del *Pentateuco* relativa a los sacrificios. Esta, de consiguiente, debe ser más antigua. Cfr. ThG 1909, 188.

Bea, Deutsche Pentateuchforschung und Altertumskunde in den letzten vierzig Jahren, en StZ XCIV (1918), 468.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Staerk, Die Entstehung des AT (Leipzig, 1905), 29. Cfr. Vetter en TQS 1890, 552: el (Priestercodex) es más antiguo que (el profeta) Amós (siglo vin a. Cr.), por lo menos en aiguna de sus pates, y el (Deutermonio) es, sin restricción, más antiguo que Oseas (siglo vin a. Cr.); cfr. Ibid. 1901, 94; Kugler, Von Mosca bis Paulus (Münster, 1922) (II parte: Zum Alter der wichtigsten bürgerlichen und kultischen Gesetzesbestimmungen des Pentateuchs, insbesondere des sog. Priesterkodex), 36-133—8 Nada positivo hennos ganado con señalar época más moderna a la literatura hebrea antigua; es un procedimiento infundado y destructor de la historia de la evolución. Si Amós y Oseas escribieron antes del 750, debe haber existido una literatura anterior, pues en estos Profetas no se echa de ver aquella vacilación que es peculiar de los comienzos literarios. 2 Dónde están, pues, los comienzos? No sólo en Iudic. 5 (cántico de Débora), II Reg. 1, 19 (lamentos de David por la muerte de Saúl y Jonatás), sino también en Deut. 33 (bendición de Moisés), que según Dillmann se escribió hacia el 940, según bollmann es de la época de los jueces, y según Stade del tiempo de Acab, hacia el 900 — y sobre todo en la ley fundamental, Exod. 21 ss., que el elohista no concibió en su mente, sino que tomó de documentos literarios preexistentes, ordenándola en forma de código sistemático, Quann (canon), como aun hoy se denominan en el norte de Africa los pequeños códigos. Añádase a esto los demás fragmentos históricos del libro de los Jueces y del Pentateuco, los cuales no son meros retazos tomados de la boca del pueblo y amontonados aquí por primera vez, sino historia objetiva y cronológicamente ordenada.9 (A. Merx, Moses und Josua. 135). Otras pruebas y referencias que abonan la credibilidad de la tradición histórica hebrea (especialmente del Pentateuco) pueden verse en König, Glaubeurdigkeisspuren des AT. 42-54; Geschichte des Reiches Gettes bis auf Christus (Brunsvique y Leipzig, 1088), 12 ss.

\*\* Partiendo de que Moisés pudo conocer en lo subs

Destierro e introducido en Palestina después del regreso. De la aceptación del Pentateuco por los samaritanos puede concluirse mayor antigüedad de los libros mosaicos que la señalada por los racionalistas, porque no es verosímil que los samaritanos reconociesen el origen mosaico y el carácter obligatorio del libro de la Ley de los judíos en el siglo iv a. Cr., cuando tan aguda era la oposición nacional y religiosa entre ambos pueblos; también es sorprendente que los samaritanos reconociesen como sagrada la Ley mosaica, pero no los escritos de los profetas; es preciso, pues, retroceder por lo menos hasta los orígenes de la formación del pueblo samaritano (de la colonia samaritana), instruído «en las leyes de Dios de aquella tierra» por un sacerdote que regresó del cautiverio de Asiria (IV Reg. 17, 17), y aun hasta la división del reino en tiempo de Roboam; pues con este hecho no desaparecieron todas las tradiciones religiosas, sino sólo fueron oscureciéndose poco a poco.

Cuanto a las dificultades suscitadas por la crítica contra la autencidad

mosaica de la Ley, hemos de responder:

a) El pueblo de Israel, aunque no hubiese recibido de sus padres lecciones de agricultura, debió conocerla y practicarla en Egipto, donde tenía suma importancia y estaba muy floreciente 1. De Egipto salió con rumbo a Canaán para poseer y cultivar esta tierra. Tampoco es incompatible con las ocupaciones de la agricultura la vida nómada que practicaron los patriarcas, algunas tribus de Egipto y los israelitas en el desierto, como puede observarse hoy en ciertas tribus de Oriente (cfr. Gen. 26, 12). Por otra parte, «la prolongada permanencia de 38 años en Cades es indicio de un principio de vida sedentaria...; en Cades se araba, sembraba y recogía la cosecha en aquel tiempo como se hace hoy» 2. La legislación mosaida está hecha para estas circunstancias y a ellas se acomoda perfectamente. Las grandes fiestas, que dominan toda la vida religiosa, no son fiestas de la naturaleza; tienen base histórica, pero van unidas convenientemente al curso de la naturaleza durante el año; el calendario pudo, sin dificultad, establecerse en el desierto.

Aunque en el desierto y después de la conquista de Canaán no se observó la Ley — o falten de esto noticias — y aun existieron prácticas opuestas a ella, no es argumento de no haber existido. La Ley señala un ideal, cuya realización depende de muchos factores y circunstancias. Ocurren casos análogos tanto en la antigüedad como hoy día en la vida eclesiástica, civil y social. Las circunstancias extraordinarias y difíciles del viaje por el desierto y las no más holgadas de los tiempos que siguieron a la conquista de Canaán, explican fácilmente el hecho y la causa de la imposibilidad del cumplimiento inmediato y total de la Ley y la necesidad de tolerar temporalmente alguna excepción (por ejemplo, en orden a la unidad de lugar del culto en tiempo de los jueces y bajo Saúl v David), como también alguna costumbre contraria a la Ley; y esto no sólo en la vida del pueblo, influído por los extranjeros, o poco instruído y disciplinado, sino también en la de los sacerdotes y profetas, en quienes menester es suponer criterio acertado acerca de lo razonable de la Ley y su carácter obligatorio, según las circunstancias y los tiempos. Pero la crítica procede de un modo tan arbitrario con las noticias de los libros históricos que directa o indirectamente dan testimonio de la existencia de la Ley, que es imposible la discusión; porque por «razones internas» califica de invención posterior y de retoque tendencioso toda noticia de ese género; y así logra demostrar todo cuanto quiere.

c) Por lo que toca a la «evolución», no se olvide que Israel tenía ya en el desierto su historia, y que el legislador pudo muy bien aprovecharse de las tradiciones del pueblo y de las propias observaciones hechas en Egipto y Madián. Esto no es contrario a la Revelación. Guiado por el espíritu de Dios, Moisés sanciona las costumbres, las transforma según sus designios, o bien opone a ellas nuevas ordenaciones. Así se explica gran parte de la legislación mosaica. En todo caso, la analogía con la legislación religiosa y civil de los egipcios a y babilonios (código de Hammurabi) y de otros pueblos más pequeños , habla en

Lo atestigua expresamente: Exod. 20, 4-5; 32, 1 ss. Deut. 11, 10 ss.

Lo atestiqua expresamente: Exod. 20, 4-5; 32, 1 ss. Deut. 11, 10 ss.

Guthe, Geschichte Israels: B.7.

Cfr. Kayser-Roloff, Aegypten\*, 58 ss.; Brugsch, Steininschrift und Bibelwort, 231 ss.

Cfr. las tarifas de sacrificios de Cartago y Marsella; Gressmann en AOT I, 177-179; Schanz, Apologie II\*, 217. Son extractos de ordenaciones relativas a sacrificios, ritos, primicias para los sacerdotes, etc., las cuales en muchos puntos tienen gran parecido con las de Lev. 1 ss.; fueron escritas siglos antes de la ruina de Cartago. «No fueron tan poco prácticos los antiguos, que escribiesen

favor de la posibilidad de la formación y codificación de la ley israelita en tiempo de Moisés. No es exacto que la ley nazca siempre de una necesidad, y por consiguiente sea producto de la evolución. «Estadistas sabios y previsores, que han visitado países extranjeros y observado costumbres y leyes de los pueblos, pueden dictar leyes adecuadas no sólo a las necesidades del momento, sino también a las del porvenir. Moisés, que libertó al pueblo de Israel y quiso darle domicilio fijo eno era el hombre capaz para dar leyes a Israel?» i Máxime, si admitimos que fué iluminado por Dios, el cual encerraba en la Ley designios (figurativos) más elevados. En la misma naturaleza de la ley va incluído su carácter evolutivo. «La obra de Moisés no podía ser algo rígido e invariable, cuya letra obligase siempre y en todas las circunstancias. Escrita para las necesidades religiosas y sociales del pueblo, un cambio de circunstancias traía consigo un retoque del código religioso y jurídico». Recuérdese la historia del Tabernáculo y del Templo, las reiteradas organizaciones y reformas del sacerdocio, del servicio divino y de toda la vida religiosa, y la actividad de los profetas en quienes se perpetuó el oficio de Moisés. Aun posteriormente admitían los judíos, además de la Ley mosaica, una tradición que gozaba de igual autoridad que aquélla. «La Biblia escrita y leída y las sentencias de los sabios eran las dos fuentes en las cuales bebían los israelitas la Tora que Moisés había recibido en el Sinaí. La Tora es única, aun cuando la fuente por donde llega hasta nosotros sea doble» 2. Así se explica que algunas ordenaciones de la Ley, según aparecen hoy después de la redacción y compilación de Esdras, se puedan considerar como el «sedimento» de una evolución histórica, sin que esto autorice a poner en tela de juicio el origen mosaico de la Ley, tomada en conjunto. La investigación crítica que se ocupa del esclarecimiento de los pormenores evolutivos de la Ley mosaica y de la formación de criterios para separar de los elementos primitivos las adiciones o variaciones posteriores, nada tiene de común con los principios de la crítica del Pentateuco, enemiga de la Revelación.

Rechazamos, pues, la teoría que niega a Moisés la paternidad de la Ley y tiene a sus libros por tardío amasijo de documentos de todo género, o por elaboración amañada; y no la rechazamos sólo por estar fundada en hipótesis racionalistas y por ser opuesta al concepto de la Inspiración, sino también por

razones científicas y literarias.

# ÉPOCA PRIMERA

# Historia primitiva

#### Desde Adán hasta Abraham

32. Llamamos chistoria primitiva» a la primera época, porque en ella se desarrollaron los primeros o más antiguos sucesos de la humanidad. Creado el mundo, comienza risueña y prometedora esta época con la creación del hombre, espléndidamente dotado y sublimado, a quien Dios quiere hacer feliz en el tiempo y en la eternidad; y acaba desastrosamente con la propagación de la idolatría por toda la tierra. La encabeza Adán, padre pecador del linaje humano; y al remate de ella brilla la esperanza de tiempos mejores en el padre justo de un pueblo temeroso de Dios, Abraham, con cuya vocación se inicia la segunda época.

La fuente de la historia primitiva es el primer libro de Moisés, llamado ordinariamente *Génesis*, que quiere decir origen, porque relata el origen de todas las cosas, en especial del hombre, del pecado y del pueblo escogido.

sus leyes (acerca de la técnica de los sacrificios) cuando ya estaban en desuso. Los sacerdotes fueron los primeros en cultivar el arte de escribir: seguramente habrían aplicado su arte a lo que más amaba su corazón; los sacerdotes de Israel no habrían sido una excepción» (Bäthgen). «Sabemos con certeza que los pueblos antiguos tuvieron escritas desde muy antiguo las leyes y prescripciones relativas al culto» (Schanz, f. c.).

Müller, Die Gesetze Hammurapis. 216.
 Hoffmann, Die erste Mischau (Berlin, 1882), 3. Acerca de las relaciones entre la ley escrita y la 10 escrita, v. Funk, Die Entstehung des Talmud, en la colección Göschen, núm. 479, p. 14 ss.

Comprende desde Adán hasta la muerte de José en Egipto, y refiere los hechos mediante los cuales preparó Dios la elección del pueblo de Israel y la institución de la Antigua Alianza. Cual tejido de verde follaje, trepa la narración en derredor de la seca y firme armazón de diez tablas genealógicas (Adán, Caín, Set, Noé, los tres hijos de Noé, Sem, Thare-Abraham, Ismael, Esaú, Jacob). Fácilmente se advierte la norma que sigue el autor en la elección y exposición del asunto: las líneas secundarias son relegadas a un lugar determinado, y la narración se ocupa especialmente en los personajes importantes: Adán, Noé, Ahraham, Isaac, Jacob. No se puede encarecer con palabras la importancia de la historia primitiva contenida en el Génesis 1-11; es el fundamento de toda la historia y doctrina de la Gracia. Si la Biblia no diese explicación acerca de la creación del cielo y de la tierra, principio y desarrollo del género humano hasta Abraham, origen del pecado y promesa de un Redentor, quedarían al aire la historia de la Gracia y los fundamentos de la Revelación.

Es indudable que Dios reveló al género humano, al principio y de manera adecuada a su naturaleza, aquellas verdades que el hombre necesitaba conocer para lograr su fin, y todos aquellos conocimientos que no podía adquirir por propio esfuerzo o por experiencia. Nunca fué la Revelación tan necesaria como al principio de la historia, nunca tan conveniente que el Creador se dignase enseñar y educar a sus criaturas, si había de guiarlas a un fin superior. Esto supuesto, síguese necesariamente que tanto el contenido de la primitiva Revelación como los sucesos más importantes de la historia primitiva debieron transmitirse por tradición, a impulso de la divina Providencia. Hiciéronse de ello más tarde anotaciones, y finalmente, un hombre iluminado por Dios lo redacto

Con esta afirmación nos oponemos a la teoría moderna y modernista, según la cual la revelación primitiva es un concepto irrealizable, y la historia primitiva bíblica una serie de mitos y leyendas de la infancia de la humanidad. Este error ha invadido también el campo de la teología positiva protestante, la cual, con raras excepciones 1, desecha expresamente la historia bíblica primitiva, o la ignora desdeñosamente. Por esto es de gran importancia apoyar en sólidas razones científicas y defender de toda clase de objeciones la posibilidad y el

hecho de la Revelación y tradición primitivas 2.

en la forma que hoy vemos en el Génesis.

El testimonio de toda la antigüedad afirma unánimemente que toda verdad y ciencia religiosa procede del cielo, y que la señal de su origen divino es la antigüedad de la tradición. Esta es la convicción de griegos y romanos, de egipcios y babilonios . Téngase presente las opiniones de los antiguos, los cuales hacen descender su filosofía (religión y ciencia) de tradiciones primitivas, que ha coleccionado, entre otros, Willmann , y los testimonios de los santos Padres de la Iglesia que Dorsch 5 ha reunido para probar la verdad de la Sagrada Escritura.

No era cosa imposible la transmisión fiel de las verdades reveladas y de la historia primitiva, y se puede señalar el camino que siguió la tradición desde los sucesos hasta el narrador. La misma Sagrada Escritura atestigua que la sabiduría antigua, transmitida por las generaciones pasadas sin interrupción, era tenida por la más excelente (cfr. Iob 8, 8; 15, 10, 19), y en las genealogías de los patriarcas nos muestra el camino que en los siglos anteriores a Abraham siguió la sabiduría primitiva y hereditaria. Es el camino que más tarde se indica como el ordinario y natural: «el padre enseña a sus hijos tu veracidad»... «Nuestros padres nos lo refirieron» 6. Prenda de la fidelidad de esta tradición es la divina asistencia, que debe suponerse tanto en la época primitiva como en los tiempos posteriores. Adviértase además que las tradiciones religiosas de los países orientales se distinguen por una especial tenacidad y fidelidad.

Entre las excepciones hay que citar a W. Lotz, Die bibl. Urgeschichte in ihrem Verhaltnis zu den Vorzeitsagen anderer Volker, etc. (Leipzig, 1907).

2 Cfr. la disertación del P. W. Schmidt, S. V. D.: Die Uroffenbarung als Anfang der Offenbarungen

Gottes, en Esser-Mausbach, Religion, Christentum, Kirche I<sup>3</sup>, 541-607.

Uno de los lemas en que Jeremías (HaoG 9) citra la cultura espiritual babilónica dice así: «Todo conocimiento es un don de la divinidad, y viene del primer origen de las cosas» (cfr. núm. 22).

Geschichte des Idealismus I<sup>3</sup>, 1-18; 119-136.

ZKTh 1906, 76 ss.
 Is. 32, 19, Ps. 43, 1; cfr. núm. 16.
 Los himnos del Rigreda (India), con cerca de 153.800 palabras, se han transmitido y conservado de memorin, según Max Müller, tal vez 1.000 años. La mismo debió de acontecer con los poemas homé-

Confiando en estas cualidades, se cree hoy tener derecho a buscar en la vida popular oriental vestigios y restos de la religión semítica primitiva , y se puede dar fe a viajeros y misioneros, cuando después de largas y concienzudas observaciones, aseguran existir aún hoy en el desierto tribus arábigas que practican el antiguo culto estelar monolátrico de la religión preislámica, cubierto de un ligero barniz de islamismo. Es, pues, posible, sin necesidad de un milagro, la transmisión de la tradición, máxime versando acerca de unas pocas verdades relativamente sencillas, como son las contenidas en los capítulos 1-11 del Génesis. El catecismo de la Revelación primitiva se reduce a las verdades fundamentales y necesarias para la salvación: existencia de un Dios (personal), creador y señor, legislador, juez y remunerador, acreedor a nuestras súplicas y sacrificios, el cual prometió la redención luego de la primera caída. Pudieron, ciertamente, alterarse más o menos los asuntos de la tradición primitiva con episodios y adornos legendarios — así sucedió sin duda a medida que la humanidad se dispersaba, y se iba oscureciendo y aun borrando el concepto de Dios, - mas era suficiente que nada de lo esencial se perdiese, sino que de alguna manera y en alguna parte se conservase. Las tradiciones de la historia bíblica primitiva no son verdades que circulan por doquiera, sino una selección de tradiciones conservadas hasta Abraham en la línea genealógica de la promesa, transmitidas después por los patriarcas, cultivadas en las escuelas de los profetas y sacerdotes y finalmente escritas por uno o varios autores.

Estas ideas y hechos religiosos forman, como se reconoce universalmente, el fondo de las tradiciones mitológicas y legendarias de todos los pueblos, tanto de los civilizados antiguos como de los llamados primitivos (o naturales), cuyo grado de civilización es el de la infancia de la humanidad. Esta coincidencia de fondo no se explica por simple transmisión de un pueblo a otro (hipótesis de la Wanderhypothese) ni tampoco por la hipótesis psicológica ( = Völkeridee), sino porque esas verdades son patrimonio común de la humanidad desde los tiempos más remotos. Las analogías y afinidades, como también las diferencias existentes entre tribus que tanto distan geográfica, lingüística y culturalmente, no pueden derivar de factores psicológicos o de la casualidad. La única explicación razonable está en admitir una tradición primitiva común, que ha adquirido formas distintas en cada pueblo 2. Así como la homogeneidad del agua que corre por distintos arroyos es indicio de una fuente única, así la coincidencia de las leyendas de los pueblos demuestra que los hombres se extendieron por la tierra desde un mismo punto, y transmitieron a sus descendientes los hechos que presenciaron o recibieron de sus padres comunes. La sencillez, claridad y precisión de los relatos bíblicos — a diferencia de las narraciones paganas tan oscuras, desfiguradas y a veces desmesuradamente amplificadas, hablan muy alto en favor de su credibilidad, como también de la protección divina que velaba por la pureza de la tradición. Podemos decir, finalmente, en pro de la historia bíblica primitiva, que los asuntos en ella contenidos y la manera de narrarlos, tienen carácter universal, y no aquel sello nacional que distingue a las levendas paganas, y representa por consiguiente una tradición más pura y primitiva que éstas. La «ciencia» no quiere admitir esto; pero, aun en razón de sus teorías, «no puede en modo alguno declarar imposible la hipetesis del origen común de todos los mitos y religiones en tiempos prehistóricos» 4 más aún, esta hipótesis es la base del panbabilonismo y de la explicación psicológico-naturalista de las religiones . Pero los nuevos descubrimientos de la geografía y de la historia comparada de las religiones, demuestran que las ideas religiosas y el estado social y económico de los pueblos primitivos son fiel reflejo de las ideas y de la situación que describe y supone la historia bíblica

ricos. La literatura antigua del Norte ha vivido también en la tradición oral más de 500 años, hasta que en el siglo xiu comenzó a anotarse. En los pueblos primitivos y de cultura inferior la investigación encuentra cada vez más huellas de tradiciones antiguas (primitivas), que han sido genuinamente transmitidas a través de los siglos, donde se manifiesta la idea de la divinidad más pura de cuanto nos deja suponer la mitología posterior.

Curtiss, Ursemit. Religion im Volksleben des heutigen Orients (Leipzig, 1903).

<sup>2</sup> «Si de una parte la semejanza de todas las leyendas hace pensar en una fuente única, de otræ la difusión de las mismas por todos los pueblos sugiere la idea de que esa fuente no debe buscarse en la mitología de un solo pueblo, sino en aquellas primeras tradiciones que poseía la humanidad antesde diferenciarse en distintas razas» (Feldmann, Paradies u. Sündenfall, Münster, 1913, 499).

Wundt, Volkerpsychologie, II; Mytus und Religion (Leipzig, 1905), 571.

- avantitivA

.....a en la infancia de la humanidad; de donde nos es permitido concluir que la historia bíblica primitiva ofrece verdadera historia. Una invención de época posterior, por necesidad, hubiera dejado traslucir en muchos pormenores su origen reciente. Por consiguiente no padecen menoscabo el valor y la credibilidad de los relatos bíblicos, porque carezcamos de datos positivos (verbigracia de documentos babilónicos, anteriores a Moisés), que vengan a refrendar y confirmar lo que aquéllos dicen !.

#### Creación del mundo

#### Institución del sábado

(Gen. 1, 1-2, 3)

33. La recta interpretación del relato bíblico de la Creación depende de la manera de considerar su origen, tradición, objeto, texto y carácter histórico. Acerca de todo ello hemos de hacer las siguientes observaciones: 1. El relato de la Creación tiene por base, en lo esencial, la Revelación divina hecha por Dios, no a Moisés, sino a los primeros padres. Esta Revelación era necesaria para que los hombres tuviesen ideas seguras y suficientes acerca de sus relaciones con Dios, su destino y fin (sobrenatural) . De cómo fuese esta Revelación sólo podemos hacer conjeturas; tal vez una visión como la que relata la Biblia (2, 21) al hablar de la creación de la mujer 4. 2. Esta primera Revelación se transmitió oralmente y pudo anotarse por escrito aun antes de Moisés, La redacción escrita debe atribuirse al autor inspirado, o sea a Moisés, el cual puso a la cabeza de su obra la tradición recibida. Esto indican tanto el estilo popular de la narración como la sencilla a la vez que artística disposición del asunto. Primero la creación del cielo y de la tierra en general (1, 2), luego la obra de los seis días en dos partes que se corresponden mutuamente: en los tres primeros la obra de las separaciones (3-13); y, en los últimos, la ornamentación (14-25); finalmente la creación del hombre (26-29) y la institución del sábado (2, 1-3) . No puede demostrarse con razones linguísticas, ni de ningún otro orden, que la redacción escrita sea de época posterior 5. 3. La Revelación divina se propone siempre un fin religioso-didáctico. De ahí haber los santos Padres afirmado que Moisés (en el relato de la Creación) se propuso enseñar solamente aquello que servía para la salvación; ocúpase de cosas profanas sólo de paso, y hablando de ellas conforme a las apariencias; queda al ingenio humano la tarea de investigarlas (Basilio, Ambrosio, Crisóstomo, Agustín). Rebájase la Revelación a la flaca inteligencia humana, para hacer comprensibles y palpables a los «pequeños y débiles» las cosas invisibles y espirituales (Crisóstomo, Agus-tín, Tomás de Aquino). Por eso presenta la actividad creadora de Dios a la manera de la del hombre (lenguaje de Dios, obra de los seis días, día de descanso); de las obras de Dios realza sólo aquellas que están al alcance de los sentidos y pueden ser comprendidas por los más sencillos; considera la Crea-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Nikel, Die biblische Urgeschichte, en BZF II, 3; Der geschichtliche Charakter von Gen. 1-3. en WSt III, 3 ss.; v. también la decisión de la Comisión Bíblica antes (num. 25) citada.

<sup>2</sup> No es probable que Adán llegase a conocer por medio del discurso el contenido del relato de la Creación (Dier, Genesis, Paderborn, 1914, 21). Nunca más necesaria y en su punto la Revelación que el comparte la trictai de la Padencie. al comenzar la historia de la Redención.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La teoría de las visiones explica el relato de la obra de los seis dias como un trasunto de las visiones comunicadas a Adán. Según aquélla, los días son seis cuadros, que produjeron a Adán la impresión de otros tantos días de trabajo (mañana y tarde). Exposición y argumentos de la teoría, v. en Hummelauer, Nochmals der bibl. Schöpjungsbericht, en BSt 111, 2 (Friburgo, 1898); Hoberg, Die Genesis 2, 2 ss.

Así santo Tomás de Aquino, el cual advierte: «La parte superior del mundo (la luz, el cielo) es Así santo Tomás de Aquino, el cual advierte: «La parte superior del mundo (la luz, el cielo) es separada el primer día, y el cuarto engalanada (con las estrellas); la parte media (el agua) es separada el segundo día (en agua de la tierra y agua del aire); y el quinto poblada (de peces y aves); la parte inferior (la tierra) es separada (y adornada con plantas) el tercer día, y el sexto animada (con los animales terrestres)» (S. Theol. 1, q. 65 inil.; q. 74, a. 1; cfr. q. 70, a. 1 y otros lugares). Se puede añadir que al tercero y sexto día se asigna una doble acción creadora, y que en la descripción de cada obra se observa también un orden determinado y bien concebido: mandato de Dios — ejecución — descripción de la obra; los días tercero y siguientes hasta el sexto Dios aprueba su obra, los tres primeros da nombre a lo creado y en los dos últimos añade su bendición.
° Cfr. Zapletal, Der bibl. Schopfungsbericht. 77, ss.

ción en el aspecto que al hombre interesa 1, 4. En conformidad con esto, el lenguaje es sencillo, claro, inteligible hasta para los niños, y no hay razón alguna para apartarse del sentido literal y «obvio», mientras la necesidad no obligue a ello. Las palabras «día, luz, mañana, tarde», etc., deben entenderse en su sentido ordinario; el hablar divino, como expresión humana aplicada a Dios para expresar simbólicamente que sus pensamientos son obras, y que la Creación es la Revelación natural de su poder, sabiduría y bondad. Descríbese la Creación como obra de seis días (ordinarios) con el subsiguiente día de descanso, para significar al hombre que debe trabajar seis días y descansar el sábado. 5. No por eso se limita a 6 × 24 horas la actividad creadora de Dios. Pues el relato de la Creación no es una crónica del proceso creador, sino un modo de enseñar intuitivamente, con sencillez y de una manera digna del Creador y accesible aun a las inteligencias infantiles, que todas las cosas dependen de Dios. Esta enseñanza toma pie del orden actual y duradero de las cosas, como dice muy bien santo Tomás , y no se cuida de lo pasado y oculto a los ojos del hombre (por ejemplo, del interior de la tierra); los días se suceden según el orden y la diferencia de cosas que la luz va poniendo de manifiesto (v. 2); la institución de la semana (seis días de trabajo y uno de descanso) es algo natural y obvio, un esquema atribuído a Dios, en el cual aparece ordenada en provecho del hombre la actividad creadora. El relato bíblico no es una pintura del proceso de la Creación, sino una demostración de que todo cuanto aparece a la vista procede de un acto divino, dividido por Dios mismo en seis días y revelado como obra de seis días para enseñanza de los hombres; seis pinceladas magistrales que nos permiten echar otras tantas miradas profundas a la Creación y a la omnipotencia divina y nos ilustran acerca del origen, valor y significado del mundo y de todos los seres y especialmente del hombre. El relato bíblico no sigue el orden cronológico estricto de cada una de las cosas creadas, como claramente se desprende del examen de la obra de los días 1.º y 4.º, sino que está subordinado a un plan más elevado, al orden de las creaciones en la mente divina, en cuanto un día es causa y condición del siguiente. Según san Agustín, en el relato de la Creación se trata «más bien del orden de dependencia natural que del orden temporal», y «las creaciones siguen unas a otras, no en orden temporal, sino según su dependencia causal». Pero, supuesto el concepto de obra de cada día y la enumeración de los días, era indispensable indicar el orden temporal de cada una de las obras de la Creación. Sin el orden en el tiempo y sin la representación especial no es posible formarse idea intuitiva de un acontecimiento. No por eso es necesario que las obras que se realizaron en el tiempo se describan cronológicamente, y de consiguiente, el relato bíblico sea una exposición científica del proceso de la Creación 4. Así quedan a salvo la letra del texto bíblico y el carácter histórico del relato; es histórico, en cuanto que es fiel reflejo de una Revelación transmitida por la tradición, y relata en un orden objetivamente fundado, aunque no cronológico, hechos que realmente acontecieron. El orden objetivo de la narración no se funda en la actividad divina, que es simple y eterna, sino en las cosas, que son temporales y están a la vista del hombre, y en la Revelación divina que se adapta a la inteligencia humana. De donde la frase tan repetida en las Escrituras: «En seis días creó Dios el mundo», es del todo verdadera, pues Dios reveló a los hombres la Creación como obra de seis días. Esta explicación respeta la letra del texto, mantiene las ideas esenciales de la Sagrada Escritura y soslaya la tan cacareada contradicción entre la Biblia y las ciencias naturales 5.

¹ Cfr. Schwane, Dogmengeschichte II, 272 ss.; Grassmann, Die Schopfungstehre des hl. Augustin (Ratisbona, 1889); Raich, St. Augustin und der mosaische Schöpfungsbericht, en FZB X (1889), 130 ss.; homilias de san Basilio acerca de la obra de los seis días; homilias de san Crisóstomo. — Acerca de la exégesis de los santos Padres en relación con las ciencias naturales, cfr. TQS, 1877, 636 ss.
¹ In 2 Sent. dist. 12, q. 1, a. 3.
¹ De Gen. ad litt. 5, 5, n. 2.
¹ Se objeta que esta teoría es opuesta al relato bíblico, por cuanto el Génesis afirma tan categóricamente el orden cronológico de los hechos, que descartándolo no es posible interpretar este capítulo sin privar a las reglas fundamentales de la exégesis de su firmeza y seguridad (así Braun, Kosmogonie², 335, refiriéndose a la interpretación idealista en general); mas esta objeción no va contra nosotros. Porque la fuerza del texto bíblico está más bien en hacer resaltar el número sois, que en describir el orden de las obras, el cual, por otra parte, está lógica y objetivamente fundado. En la teoría de las el orden de las obras, el cual, por otra parte, está lógica y objetivamente fundado. En la teoría de las visiones, la sucesión de las obras creadas es el orden cronológico de las visiones. Cfr. Kath. 1911, 11, 458 ss. ... (1r. Theis, Der erste biblische Schopfungsbericht als Heptaemeron, en PB 1920, 245 ss.

La interpretación literal del relato de la Creación , según la cual Dios creó el mundo en 6 x 21 horas, tiene en su favor la letra del texto y el testimonio de la tradición, pero es del todo insostenible si se mira a los resultados completamente ciertos de las ciencias naturales, las cuales demuestran la necesidad de un largo lapso de tiempo para la evolución de la tierra. Por otra parte, están condenados al fracaso todos los sistemas que se inventen para poner de acuerdo la obra de los seis días con las teorías físicas de la formación del cosmos y de los períodos geológicos (teoria de los períodos, teoria de las concordancias). Y aunque la palabra «día» pueda interpretarse en algunos lugares como «período», en este relato tal acepción es inadmisible, pues se van contando los días, y las palabras «mañana» y «tarde» indican bien a las claras el sentido natural que debemos dar a aquélla. Son, además, inútiles los esfuerzos que se hagan por establecer una armonía, que no sea artificiosa, entre la cosmogonía bíblica y las ciencias naturales, porque éstas no han pasado de unas cuantas hipótesis, más o menos probables 2.

La explicación catequística y homilética de la historia de la creación debe hacerse exponiendo lisa y llanamente el relato bíblico, según el sentido literal, huyendo de discusiones científicas, atendiendo de un modo especial a las verdades religiosas que encierra, explicando con dignidad los antropomorfismos, y saliendo al paso de las objeciones corrientes de la incredulidad. Se debe también advertir que el relato bíblico no pretende dar solución científica al problema de la formación del universo, sino sólo explicar que todo depende de Dios, principio de todos los seres, y que Dios, al revelar la obra de la Creación, la distri-

buyó en seis días, figura y fundamento de la semana .

#### Creación "ex nihilo"

(Gen. 1, 1-2)

34. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio, esto es, cuando fuera del Dios eterno nada había, y con el mundo comenzaron los siglos 1. Creó, sacó de la nada 5, cosa exclusiva de Dios, en tanto que a los hombres y ángeles sólo les es dado formar, modelar, dar tal o cual forma a la materia creada por Dios de la nada. Esta es la interpretación que la misma Sagrada Escritura da a esta palabra, por ejemplo, cuando la madre de los Macabeos exhorta a su pequeñuelo: «Ruégote, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y a todas las cosas que en ellos se contienen; y que entiendas bien, que Dios las ha creado todas de la nada, como

<sup>1</sup> La defienden todavía Trissl, Das bibl. Sechstagewerk (Ratisbona, 1892); Kaulen, Der bibl. Schöp-

¹ La defienden todavía Trissl, Das bibl. Sechstagewerk (Ratisbona, 1892); Kaulen, Der bibl. Schöpfungsbericht (Friburgo, 1902).
² Cfr. Gockel, Schöpfungsgeschichtliche Theorien (Colonia, 1907), y el capítulo Kosmogonie (de Pohle), en el vol. 1, 565-575, de Himmel und Erde. Unser Wissen von der Sternenwelt und vom Erdball (Munich-Berlín, 1906). — Entre los que modernamente han intentado rehabilitar entre los científicos el relato bíblico, mercee citarse el P. Kreichgauer, Das Sechstagewerk (Steyl, 1908). Véase la bibliografía en Hoberg, Genesis ³, 1 ss.; Schöpfer, Gesch. des AT ³, 84 ss.; Hummelauer, Der bibl. Schöpfungsbericht, en Bst III, 2; Meyenberg, Repetitionen über das Sechstagewerk, en Homilet. und katechel. Studien ³ (Lucerna, 1905), 112 ss.; Peters, Glauben und Wisen in der Erklärung des bibl. Schöpfungsberichts (Paderborn, 1907); Falbesoner, Geschichte der Schöpfunf (Ratisbona, 1912).
¹ Cfr. ThpMS XIV (1904), 521 s.; Katechet. Blütter, 1906, 260 ss. — P. R. Schultes, Die bibl. Urgeschichte in Kanzelvolträgen (Graz, 1908). Príncipe Maximiliano de Sajonia, Predigten über das erste Buch Mosis (Friburgo de Suiza, 1908). La teoría de los períodos, defendida por Eberhard en sucfásicas conferencias (tomo II, Friburgo, 1867), está ya anticuada; por lo demás estas conferencias son un modelo insuperable de exposición homilética de la historia bíblica. Puede verse una hermosa amuestra de meditación bíblica de carácter práctico» acerca del relato de la Creación en Sailer, Pastoraltheologie I, 3.º sección. \*

de meditación bíblica de carácter práctico» acerca del relato de la Creación en Sailer, Pastoraltheologie 1, 3° sección. \*

\* Concilio Vaticano, tercera sesión, cap. 1 (Denz. 1783).

\* La palabra hebrea bará corresponde a la voz latina creavit y castellana acreó»: aparece en muchos lugares del A. T., pero aplicada siempre a la actividad divina, nunca a la de las criaturas. En este lugar, el contexto exige que se entienda en el sentido de asacar, producir de la nada»; puesto que antes del acto creador, nada había que pudiera modelarse o transformarse. Por esto nos cuenta primero el texto sagrado la Creación en general, luego nos pinta el estado del cosmos creado, y pasa después a describirnos en la obra de los seis días la formación de cada cosa en particular. — Es doctrina constante del A. y N. T. y de la tradición judía y cristiana que el mundo no es eterno, sino creado por Dios de la nada en el tiempo y con el tiempo; doctrina que, por lo demás, está al alcance de suestra razón; cfr. Schanz, Apologie 1°, 510 ss.

también el linaje humano» 1. Dios, un solo ser divino 2, no dos o más dioses, como erróneamente suponen los paganos, o un principio malo eterno, como pretendían algunos sistemas religiosos paganos y aun algunos herejes, más paganos que cristianos. El cielo y la tierra, es decir, el universo con todo lo que en él está contenido, como se dice en varios pasajes del A. T. 3, y como explica san Pablo 4: «Todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible»; y como añade la Iglesia 5: «Los seres corpóreos y los espíritus».

Con majestad sublime v verdaderamente divina comienza la Sagrada Escritura por la verdad más importante para el hombre, la que le declara el objeto, destino y fin de su existencia: el universo es obra de Dios eterno e increado. Dios es antes que todas las cosas, y está sobre todas ellas; todas son por El y para El. No debe el mundo su existencia al ciego acaso, como creían los sabios paganos de la antigüedad y pretenden hoy en día los enemigos de la Revela-ción 6. Ni puede proceder del destino; que no hay destino sin un ser que lo rija. Tampoco se explica la existencia del mundo por un desenvolvimiento del mismo Dios, lo cual es absurdo 7; Dios y el mundo serían una misma cosa; Dios vendría a ser el mundo sin desarrollar; sin por ello haber dado con la solución, se nos presentaría de nuevo el problema: «¿Y ese mundo, de dónde procede?».

La única respuesta satisfactoria y que al mismo tiempo sobrepuja las especulaciones de la ciencia humana, la da en su primera línea la Sagrada Escritura: el mundo no es eterno, sino finito; su existencia y ese admirable orden que en él vemos, su conservación y gobierno se deben a un ser espiritual, infinitamente grande, sabio y poderoso, que siendo inmutable 8 ha establecido las leves por las que se rige la naturaleza %.

La tierra empero estaba informe y vacía 10, y las tinieblas cubrian

<sup>1 11</sup> Macch. 7, 28.

1 La palabra hebrea bará, «creó», en singular, excluye toda idea de politeísmo. El texto hebreo designa a «Dios» por medio de la palabra Elohim, con la terminación del plural, tal vez para significar la grandeza, excelencia y majestad divinas. También en el lenguaje corriente de otros documentos orientales antiguos, por ejemplo, en las cartas de el-Amaren se encuentran huellas del plural mayestático. Con todo, no deja de ser extraño que precisamente la palabra que más tenían en sus labios los israelitas se use en plural, existiendo dos nombres añnes que significan lo mismo: El y Eloha, inculcando tan a menudo el A. T. la unidad de Dios y estando tan reprobado el politeísmo y aun castigado con pena de muerte (Exod. 20, 2. Deut. 8, 19; 13, 6-11). Algunos ven en el plural Elohim y en los modos correspondientes «Hagamos al hombre» (v. 26), «Adán se ha hecho como uno de nosotros» (v. 32), «Descendamos» (v. 11, 7), vestigios de politeísmo primitivo, o por lo menos restos de ideas mitudigicas; pero esta opinión es completamente infundada (cfr. Nikel, l. c., 78; Zapletal, l. c., 25 ss.); porque el nombre Elohim — sea cualquiera la interpretación de su origen — se emplea siempre en la Biblia en sentido rigurosamente monoteísta (es decir, para representar exclusivamente la esencia divina, Biblia en sentido rigurosamente monoteísta (es decir, para representar exclusivamente la esencia divina, la divinidad), en consciente oposición al concepto politeísta de los gentiles (Hehn, Die bibl. und babyla divinidadi, en consciente oposición al concepto politicista de los gentiles (Hehn, Die hibl. und babylon, Gottesidee, Leipzig, 1913, 178 ss.). Los intérpretes antiguos creyeron ver en el plural una alusión al misterio de la Santísima Trinidad. Esta alusión sólo puede consistir en que el plural mayestático dice bien con la plenitud, sublimidad y majestad de la divina esencia, la cual se nos ha manifestado en el misterio de la Santísima Trinidad con mayor claridad que en el A. T. Para más pormenores acerca de los nombres de Dios, v. Hoberg, Die Genesis S, § 6; Hetzenauer, Theologia biblica, 1 (Friburgo,

<sup>1908), 372-384.

\*</sup> Exod. 20, 11: "Dios ha hecho el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos hay»; Ps. 88, 12: "Tù has creado el orbe y cuanto en él se contiene»; Esth. 13, 10: "Tù hiciste el cielo y la tierra y cuanto se contiene en el ámbito del cielo». — Cielo y tierra equivalen en numerosos pasajes a lo que llamamos "mundo" (universo), que en hebreo no tiene palabra propia; cfr. Gen. 2, 1; Deut. 3, 24; 32, 1; Is. 1, 2.

Col. 1, 16.

Diciendo este versículo que Dios creó todo cuanto existe fuera de El, queda comprendida la creación de los ángeles. Cfr. Decr. Conc. Lat. IV, c. 1 Firmiter, repetido en el Concilio Vaticano, sesión 3, cap. 1: «Dios creó, a la vez, de la nada, desde el principio de los tiempos, ambas naturalezas, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la terrena, y después la humana, como constituída

la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la terrena, y después la humana, como constituida de cuerpo y alma juntamenten (Denz., 1783).

A este particular advierte san Juan Crisóstomo (In Gen., hom. 3, n. 4): «¿Qué cosa más triste e irracional, atreverse a decir que las cosas se han creado fortuitamente, privando así de la providencia divina a toda la creación! ¿Cómo habría de ser razonable que tantos elementos y tan grande hermosura se puedan gobernar sin alguien que dirija y conserve todo el conjunto? Pues no es posible que la nave sin piloto surque los mares, ni puede el soldado hacer proczas sin dirección del jefe, ni una casa subsistir sin que alguien la administre. ¿Y será posible que este mundo inmenso y la armonía de sus elementos perduren como por acaso, no habiendo quien los gobierne, y con su sabiduría los guarde y conserve?»
' El universo sería Dios (panteísmo, del griego πΣν = todo, y θεός = Dios).

<sup>\*</sup> Iob. 11, 7 ss. - Ps. 138, 3 ss.; 101, 26 ss. - Hebr. 1, 10 ss. - Cfr. el prefacio de la ordenación del diácono.

<sup>\*\*</sup> Sap. 6, 8.

\*\* Las palabras hebreas tohu-vahohu son seguramente una consonancia antigua, transmitida por

la superficie del abismo 1. El universo no se encontró desde un principio en estado perfecto; no reinaba en él ese orden, hermosura y ornato que ahora vemos. El universo era un «caos». Las expresiones biblicas tienen sentido negativo más bien que positivo, de suerte que, como advierte san Agustín 2, no nos es lícito interpretar las palabras «abismo», «tinieblas», «agua» en la acepción corriente. Son maneras de designar la materia informe (cfr. Sap. 11, 18); y a la verdad, la Sagrada Escritura emplea diferentes vocablos para designar una misma cosa, no sea que, empleando una sola denominación, el lector aplique a esa única palabra el concepto que actualmente a ella va unido. Las cosmogonías paganas nos hablan también del caos, pero no conocen este rasgo significativo que añade la Sagrada Escritura:

Y el espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. El espíritu de Dios 3, es decir, la voluntad personal creadora de Dios, que domina y penetra todas las cosas como fuerza creadora, vivificadora e informante, el mismo Dios, a cuya «palabra» y «aliento» se atribuye la Creación y la vida. Y así dice el Salmista: «Por la palabra de Dios se fundaron los cielos, y por el espíritu de su boca todo su concierto y belleza». «Enviarás tu espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra» 4. El se cernía 3 sobre las aguas, no como un cuerpo en un lugar determinado, sino dominando allí con su voluntad creadora y omnipotente 6. El es la fuerza de

la cual procede toda la vida.

La expresión «espíritu de Dios» la aplican los santos Padres y la Liturgia (en la bendición de la fuente bautismal) al Espíritu Santo, considerándola como un vislumbre de la Santísima Trinidad . Según doctrina cristiana, todas las operaciones divinas ad extra, es decir, que se refieren no a la vida eterna y divina, sino a las criaturas, se predican de las tres divinas personas, pero de cada una de distinta manera. Así, por ejemplo, la Creación se atribuye al Padre, por cuanto en ella se manifestó de un modo especial la divina omnipotencia; al Hijo, por cuanto en ella se reveló la divina Sabiduría «que abarca de un cabo al otro del mundo con su poder, y ordena todas las cosas con suavidad» i de donde san Juan dice expresamente: «Todo ha sido hecho por El (por el Hijo, el Verbo),... el mundo ha sido creado por El» ; y se predica del Espíritu Santo porque en la Creación se manifestó la vida y amor divino, mediante los cuales se ejecuta, vivifica, termina y sella cada cosa en particular.

36. Ni en el relato de la Creación ni en otra parte nos habla la Sagrada Escritura de la edad del mundo (de la Tierra). Sólo una cosa declara con cierto énfasis: que el mundo no es eterno, sino creado de la nada por Dios «al principio». Tampoco dice cosa alguna del tiempo transcurrido desde la Creación del mundo hasta la del hombre. Cierto es que a este principio del mundo sigue el

tradición; la segunda parte se conserva todavía en la palabra asiria Bahu= diosa del caos, y en la fenicia Bao= divinidad femenina primitiva. — Tohu se ha conservado en hebreo con la significación de avación, afutilidad»; efr. Is. 45, 18; Ierem. 4, 23; Deut. 32,10.

La palabra hebrea tehôm etimológicamente significa asusurrante», abramante», en particular el

<sup>1</sup> C. Manich. 1, 7. <sup>3</sup> La palabra hebrea rûach significa propiamente chálito» o eviento». Pero rûach Elohim significa

ancho mar con sus mugientes olas (el asirio tiene la misma raíz tihamtu = mar, pero en Tidmat = diosa del Océano, la noción del caos es mitológica; significa también los profundos abismos del mar. De aquí el imaginarse el caos como un abismo inmenso e insondable.

siempre: «Espíritu de Dios».

4 Ps. 32, 6; 103, 30; cfr. Iudith 16, 17.

5 La palabra hebrea merachéphet = «se cernía» (cfr. Deut. 32, 11, no justifica el significado «empollaba» o «incubaba», que le dan san Basilio, san Jerónimo y otros), no es una representación grosera y material, como la de las leyendas paganas, sino una imagen tierna, tomada del pájaro que se cierne sobre sus polluelos (o que incuba los gérmenes encerrados en el huevo). No se pur de decir que aquí haya un concepto mitológico; en cambio en los mitos paganos existe la idea del «huevo del mundo», la cual, de su originaria sublimidad, acaba por degenerar en grosera y material.

Cfr. san Agustín, De Gen. ad litt. imperf. lib. c. 4, n. 16.

7 Cfr. san Basilio, Hexaem. 2, 6; «La interpretación más verdadera y aceptada por nuestros antecesores entiende por «espíritu de Dios» el Espíritu Santo, porque especial y principalmente en la Sagrada Escritura se le da este nombre», etc.

<sup>.</sup> Ioann. 1, 3-10; cfr. Col. 1, 16; Hebr. 1, 2.

relato de la obra de los seis días; mas ya sabemos que los días de la Creación no son la medida del tiempo necesario para la producción y desarrollo de los seres creados. No diciendo nada la Sagrada Escritura, quedan las ciencias naturales en libertad de hacer cálculos tan elevados como crean justificables; sólo incurrirán en contradicción con la Sagrada Escritura si afirman que el mundo es eterno. Mas esto no lo puede sostener la ciencia, sin ponerse en pugna con la teoría de la evolución y del progreso natural. La ciencia nos lleva hasta el principio, y antes de él no se encuentra sino la nada. Y cuanto más se afirme la aley de la evolución», tanto más necesariamente obliga la razón a admitir la existencia de un principio, impulso o fuerza, que no puede residir en las cosas mismas. La ciencia moderna exige un espacio de tiempo incalculable para el desarrollo de los distintos mundos, sistemas solares y de nuestro planeta, desde aquella primera masa cósmica hasta el estado actual; mas sus cálculos atrevidos quedan siempre dentro del marco señalado por la Sagrada Escritura con estas palabras: «En el principio creó Dios». Deduciríase de ellos que Dios ejercitó su omnipotencia y sabiduría en favor del hombre, no ya hace 6.000 ó 600.000 años, sino incalculable número de millones de años; la ciencia vendría, pues, a darnos un conocimiento más profundo de aquella divina sentencia: "Con eterno amor te amé» 1.

more araiser seis belle

#### La obra de los seis días

Obra del primer dia (v. 3-5). Dijo Dios: Sea hecha la luz, y se hizo la luz. Y vió Dios que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas. A la luz llamó día, y a las tinieblas, noche. Y se hizo la tarde y la mañana — un dia (el primero). — El hablar de Dios indica su querer. De donde se dice: «Tú, Señor, has hecho todas las cosas y por tu voluntad fueron y son creadas» 2. Cuando tratamos de hacer una cosa, solemos dar a conocer nuestra voluntad por medio de palabras o mandatos; Dios no necesita de la palabra. Pero como la Sagrada Escritura está escrita para los hombres, porque mejor entendamos las cosas, aplica a Dios esta manera de expresarse; y con la frase: «Dijo Dios», significa la voluntad divina omnipotente y creadora, mediante la cual pone Dios por obra sus divinos pensamientos.

La misma Sagrada Escritura, por boca del Salmista, nos enseña que, tratándose de Dios, no hay que pensar en esfuerzo o trabajo alguno para realizar las obras: «El habló y todo quedó hecho; ordenó y todo fué creado» 3. Y aun más elevadamente por boca de san Pablo: «Llama a las cosas que no son, del mismo modo que a las que son» 4. Pero más sencilla e impresionante, si cabe, aparece aquí en las palabras de la Creación la omnipotencia ilimitada de la voluntad divina.

La majestuosa sencillez del mandato: Hágase la luz, y la subsiguiente lacónica expresión: y se hizo la luz, son verdaderamente dignas de Dios, y manifiestan la divina omnipotencia. La palabra «luz» significa lo que ordinariamente así llamamos, esto es, la luz del día 5, como se colige de lo que luego añade: «Y Dios llamó a la luz, día, y a las tinieblas, noche»; y se confirma por lo que dice en v. 14 ss., donde se encomienda a los luceros el oficio de separar la luz de las tinieblas e iluminar el día y la noche. No hay, pues, contradicción entre la obra del primero y del cuarto

Icrem. 31, 3.

Apoc. 4, 11; cfr. Ps. 134, 6.

Ps. 32, 9.

<sup>\*</sup> Va a los SS. PP. e intérpretes más antiguos sorprendió que la luz apareciera aqui como cria-fura miependiente, sabiendo Moisés tan bien como nosotros y aun diciendo expresamente el cuarto día, que el sol es la causa de la luz sobre la tierra. La ciencia distingue hoy perfectamente luz y emerpos luminosos (Braun, Kosmogonie\*, 336 ss.). Pero la Sagrada Escritura no quiere afirmar que la luz luminara la tierra antes que fuese visible el sol; en la Biblia esta distinción no tiene otro fundamento sino la división sistemática de la obra de los seis días. Cfr. núm. 33.

día: en aquél se atribuye a Dios, como causa última, la separación de la luz y de las tinieblas; en éste se declara a qué criaturas encomendó el Señor la separación, en lo que a la tierra se refiere; ambas operaciones pueden haber coincidido en el tiempo. Es clara la razón por qué nos cuenta primero la creación de la luz; la luz es condición de toda vida y orden; además, habiendo de hablarnos de una obra llevada a cabo en varios días, había que establecer ante todo el orden de día y noche. Este es el sentido de la primera obra y de aquellas palabras: «Se hizo la tarde y la mañana», que separan la obra de un día de la del siguiente , y prueban que las obras de Dios se cuentan por días naturales.

La expresión Dios vió 2 que la luz era buena se repite análogamente en todos los actos de la Creación 3, y significa que la obra se da por buena y responde a la voluntad y designios del Creador. Con ella se reprueba el error 4 de los que admiten la existencia de seres malos en sí mismos, que no fueron creados por el verdadero Dios, sino por un ser eternamente malo o por espíritus malos.

Y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz, día, y a las tinieblas, noche; es decir, con la separación de luz y tinieblas y la sucesión ordenada de día y noche, dió motivo y ocasión a estos dos nombres 5 e imprimió a su obra, y análogamente a las siguientes, el sello de la divina

sanción.

En este relato el día se cuenta, no desde una tarde a otra, sino desde una mañana hasta la siguiente 6, a diferencia del día natural, tiempo que dura la claridad del sol sobre el horizonte, y del día civil que se cuenta de una medianoche a la siguiente. El día natural se completa con la noche que le sigue; al romper de nuevo el alba comienza la obra del siguiente día. El día laborable del hombre comienza, como el de Dios, por la mañana. Análogamente también los días sagrados, sábados y festividades, comienzan de víspera por la tarde, para recordarnos que así como en el mundo material las tinieblas precedieron a la luz y hubieran subsistido, de no intervenir la palabra creadora de Dios, así en la vida espiritual, nada se hace sin la gracia 1.

Obra del segundo día (v. 6-8). Dijo asimismo Dios: Hágase el firmamento en medio de las aguas y divida aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y dividió las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre el firmamento, y así se hizo. Y llamó Dios al firmamento cielo; y se hizo la tarde y la mañana — el segundo día. — Firmamento significa la bóveda aparente del cielo, bajo la cual se ciernen las nubes y en la cual lucen las estrellas 8. Su oficio es separar las aguas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> San Agustín, De Gen. ad litt. imperf. 1, 17; C. Manich. 1, 14.
<sup>2</sup> Humanamente hablando, pues no tiene ojos corporales. Pero como Dios es el autor de los ojos y de la facultad de ver, etc., pueden predicarse de El estas y otras actividades con más verdad que de los demás. A este respecto dice el Ps. 93, 9: «¿Acaso no oirá el que creó los odos?, o ¿no verá el que formó los ojos?» — Y el Eclesiástico, 23, 28: «Los ojos de Dios son mucho más claros que

el sol.»

3 La aparente excepción que se hace con el firmamento y el hombre (cfr. núms. 39-46) se explica teniendo en cuenta que la obra del segundo día quedó terminada el tercero, y que la creación del hombre (cfr. núm 47)

teniendo en cuenta que la obra del segundo día quedó terminada el tercero, y que la creación del hombre imprimió a toda la naturaleza el sello de perfección, como allí se hace resaltar (cfr. núm. 47).

4 En Oriente estaba extendida la creencia de que existo allí se hace resaltar (cfr. núm. 47).

4 En Oriente estaba extendida la creencia de que existo allí se hace resaltar (cfr. núm. 47).

4 En Oriente estaba extendida la creencia de que existo allí se hace resaltar (cfr. núm. 47).

4 En Oriente estaba extendida la creencia de pue existo allí se parte por el espíritus estaba dividido también en dos grandes bandos; el mundo visible fué creado en parte por el espíritu malo, el cual inducía al hombre al mal sirviéndose de las criaturas creadas por él. Contra estas opiniones inadmisibles alza su voz la Sagrada Biblia, afirmando categóricamente que todos los seres, sin excepción, son criaturas de un Dios bueno, y por tanto, buenas, muy buenas en sí mismas (cfr. V. 31; cfr. igualmente Tim. 4, 4. San Agustín, Conf. 13, 28 ss.).

4 «Llamó», puede significar, según esto: chizo que se llamase». El Señor dió a la criatura en cuestión el ser, la esencia y las propiedades: la mudanza de luz y tinieblas dió origen a aquellos nombres. La imposición de nombre puede considerarse como signo de superioridad y derecho de propiedad los padres dan el nombre a sus hijos, los reyes de la antigüedad se lo cambiaban a los príncipes sometidos, Dios cambia los nombres de las personas que llama a su servicio. Así san Juan Crisóstomo; entre los modernos Hunmelauer, Zapletal.

4 Lo dice expresamente san Agustín.

7 Cfr. 11 Cor. 4, 6.

8 La palabra hebrea rakla significa lo «extenso», «dilatado», y en este sentido, como observa Kepler

superiores de las inferiores i, esto es, las nubes y vapor de agua que están en relación con el firmamento, de las aguas de la tierra. Dase también al firmamento el nombre de «cielo», mas no en el sentido amplio del versículo primero, donde significa todo lo que no es nuestro planeta.

40. Obra del tercer día (v. 9-13). Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar 2 y aparezca lo seco. Y así se hizo. Y llamó Dios a lo seco, tierra, y a las aguas reunidas llamó mar. I vió Dios que era bueno 3. Ninguna descripción de los procesos mediante los cuales la superficie terrestre llegó a su actual configuración — para ello sería preciso hablar de hundimientos, levantamientos, etc. -; tierra y agua, tal como aparecen a la vista, son el fundamento de la descripción. Estas palabras quieren decir que la separación de ambos componentes de la superficie terrestre se efectuó en virtud de un acto creador, y que las partes separadas se designan con los nombres de «tierra seca» y «mar». Dios es quien mandó que del abismo insondable del mar surgiese la tierra; El es quien fijó la medida de su elevación, y ordenó la proporción de mar y tierra, de la cual depende esencialmente la sucesión de humedades, el correr de las fuentes y ríos y, con ello, el crecer de las plantas y animales, como también la vida y múltiple actividad del hombre.

En el tercer día acontecieron los cataclismos (geológicos) de la corteza terrestre, las formaciones de las capas geológicas, sus deformaciones, fallas, hundimientos, elevaciones, perturbaciones, etc. Mas ni una sílaba hay en la Sagrada Escritura que aluda a tales fenómenos. Por el contrario, extiéndese en otros pasajes en la consideración de la rica variedad de la naturaleza, de las cualidades del suelo en montes y valles, admirando la vida que brota por todas partes de la tierra. «¿Quién puso diques al mar cuando se derramaba por fuera como quien sale del seno de su madre, cuando le cubría yo de nubes como de un vestido y le envolvía entre tinieblas como a un niño entre pañales? Encerréle dentro de límites fijados por mí y púsele cerrojos y compuertas y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás más adelante, y aquí quebrantarás tus hinchadas olas» 4 — «El abismo (esto es, el mar insondable) envolvía como un vestido a la tierra: las aguas sobrepujan los montes (al principio, cuando aun lo cubrían todo). A tu amenaza huyeron amedrentadas del estampido de tu trueno, Alzáronse los montes y hundiéronse los valles al lugar que dispusiste. Fijásteles un término que no traspasarán; no volverán a cubrir la tierra. Tú haces brotar las fuentes en los valles, y que filtren las aguas por entre los montes. Beben de ellas todas las bestias del campo; a ellas corren los onagros sedientos. Junto a ellas habitan las aves del cielo; de entre las peñas hacen oír sus gorjeos. Tú riegas los montes desde arriba; colmas la tierra con los frutos de tus obras.

<sup>(</sup>Epit. Astron. Copern., Linz, 1618, 495), sería la expresión más adecuada para designar el «espacio», en cierto modo cilimitado». La Sagrada Escritura usa en otros lugares diversas palabras para designarlo, con lo que quiere dar a entender que no deben tomarse éstas al pie de la letra, sino simbólicamente: el cielo es comparado a un espejo fundido; se dice de él que es fijo, como de bronce fundido,

ransparente como zafiro o cristal; se le compara a un tapiz extendido, a una tienda, a un velo tenue (cfr. 1s. 40, 22; 10b 37, 18; P10v. 8, 28).

Se admite generalmente que los escritores sagrados creyeron que el objeto esencial del firmamento era sostener las aguas superiores (así Schiaparelli, Astronomie des AT (Giessen, 1904), 26-27, y BZF 111, 259). Para separar las aguas superiores de las inferiores, no precisa que sea el firmamento como un «muro divisorio». Los hebreos antiguos sabían, como nosotros, que la lluvia viene de las nubes, como un «muro divisorio». Los hebreos antiguos sabían, como nosotros, que la lluvia viene de las nubes, las cuales no están encima, sino arriba en el firmamento, no sostenidas por el mismo, sino relacionadas con él (como expresa la palabra hebrea me'al, que puede, pero no siempre debe significar «enciman). La palabra rexclusas, compuertas» del cielo es una expresión simbólico intuitiva, en la cual no hay por qué buscar una explicación o idea física. Es infundada la hipótesis panbabilonista, serún la cual no hay era corriente en la antigüedad, especialmente en Babilonia y Egipto, la idea de un océano celeste sobre el firmamento. La barca de Re (dios del sol), según opinión de los egipcios, no navegaba sabre la bóveda celeste, pues, de ser así, no se la hubiera podido ver desde la tierra. El océano celeste de los babilonios no es otra cosa, según Kugler (Sternelkunde, Ergancungen, 222, nota 5), sino «la región obscura, sin estrellas, de forma ovalada, situada en la Vía Láctea, entre la x de la Cruz y la 1 del Centauro, el saco de carbón de los astrónomos.» El mito según el cual, partida Tiamat como una platija en dos trozos, del uno se formó la tapa del cielo, y echado un cerrojo, se puso un guarda para que no centauro, el saco de carbón de los astrónomos.» El mito según el cual, partida Tiamat como una platija en dos trozos, del uno se formó la tapa del ciclo, y echado un cerrojo, se puso un guarda para que no cayesen las aguas, es una ficción poética, de la cual no se pueden deducir consecuencias científicas.

Ten un lugar, es decir, en el lugar destinado a recibirlas, en los senos del mar formados para ello; por esto se habla luego en plural de las reuniones de aguas, de los marcs

Vo q y 10.

106 38, 8-11.

Tú produces el heno para las bestias y la verdura para el servicio de los hombres, haciendo salir pan del seno de la tierra y vino que recrea el corazón del hombre, para que su rostro se ponga radiante como por el óleo, y el pan fortalezca el corazón del hombre. Llénanse de jugo los árboles del campo y los cedros del Líbano que El plantó» 1.

Es condición previa para el crecimiento de las plantas la separación de tierra y agua. Ahora bien, radicando las plantas en la tierra, y no exigiendo para su formación más que el concurso de las fuerzas generalesde los elementos, tienen más bien razón de complemento natural, que de ornato. Por esto una misma obra creadora abarca estas dos cosas: separación de tierra y agua, y aparición de las plantas (santo Tomás de Aquino). Produzca la tierra hierba verde y que dé simiente, y plantas fructiferas que den fruto según su especie, y contengan en si mismas su simiente sobre la tierra . Y así se hizo. Y la tierra produjo hierba verde. y que da simiente según su especie, y árboles que dan fruto, de los cuales cada uno tiene su propia semilla según la especie suya. Y vió Dios que era bueno. Y se hizo la tarde y la mañana, el tercer día 4. — Con estas palabras se hace depender la aparición de las plantas, de la voluntad de Dios. El dió la existencia a las primeras plantas, El les comunicó la virtud de reproducirse según sus especies. Sin este acto creador de Dios, iamás hubieran germinado las plantas de la tierra inerte 4, jamás hubiera existido este precioso ornamento de la superficie terrestre.

Con lo anteriormente expuesto queda resuelta de por sí la dificultad de la creación de las plantas antes que la del sol; las obras de la Creación no están relatadas cronológicamente. San Crisóstomo observa que las plantas deben su existencia, no al sol, sino a la palabra omnipotente de Dios. Rica sobremanera es la abundancia, variedad, hermosura y utilidad de estas criaturas, manifesta-ción inmensa de la bondad del Creador para con los hombres. Pasa de 400.000 el número de especies diferentes del reino vegetal . Entre ellas fueron creadas también las plantas venenosas, espinas, etc., y no después de la caída de nuestros primeros padres. También éstas podían ser útiles al hombre, o por lo menos no serle nocivas en el estado de inocencia.

42. Obra del cuarto día (v. 14-19). Dijo después Dios: Haya luceros 1 en el firmamento del cielo que distingan el día y la noche 8; y sean (es decir, sirvan) para señales y tiempos y días y años; brillen en el firmamento del cielo, e iluminen la tierra. Y así se hizo. Objeto de la obra del cuarto día fueron los astros, ornamento de la bóveda celeste y de gran importancia para la tierra y el hombre. Además de servir para «separar el día de la noche», como se expuso ya en v. 3 y 4, sirven también de señal para conocer y aun predecir hasta cierto punto los fenómenos naturales de importancia para la tierra, como por ejemplo, el tiempo, el frío, humedad, tormentas, inundaciones, etc. Sirven para determinar los tiempos o, por cuanto sus distintas posiciones en el firmamento causan e

Ps. 103, 6-16.

<sup>\*\*</sup> Ps. 103, 0-10.

El texto hebreo distingue tres clases de plantas: lo verde, es decir, la hierba y demás plantas herbáceas, que nacen en los campos y praderas cubriendo la tierra con verde tapiz; hortalizas que llevan simiente, es decir, legumbres, cereales, arbustos, matas, etc.; finalmente los árboles frutales que dan fruto con su simiente. — La Sagrada Escritura no se propone dar una clasificación «científica» de los vegetales, sólo quiere hacer ver que todo es obra de la misma omnipotencia divina.

\*\*Sobre la faz de toda la tierra se ha de cumplir esta palabra creadora.

Opina san Agustín que Dios creó en este día las condiciones de las simientes o gérmenes de las

Opina san Agustín que Dios creó en este día las condiciones de las simientes o gérmenes de las plantas, comunicando a la tierra la potencia necesaria para desarrollarlos después bajo el influjo del sol 8 Se encuentra abundante material acerca de todas estas cuestiones científicas en la revista NO. Cír. Berthold, Dar Naturschōne 2 (Friburgo, 1882); Bāumer, Wunder der Pflancenwelt oder Offenbarung Gottes in Pflancenleben eine religios-avissenschaftliche Naturbetrachtung (Ratisbona, 1911). Para fines prácticos: A. Werfer, Gottes Herrlichkeit in seinen Werken (Uma, 1864).

\*\* «Laiza, en hebreo må-δτ, quiere decir lugar de la luz, fuente de la luz, cuerpo luminoso — a diferencia del fenómeno o elemento luz del v. 1, que se llama en hebreo δτ, luz.

\*\* Es decir, que brillarán distintamente, el uno de día y el otro de noche.

\*\* La palabra hebrea må-δd significa un lapso de tiempo determinado, de va-dd, determinar, fijar. Los astros, por tanto, han de servir para regular el tiempo en la vida civil y religiosa.

indican las estaciones, la época de la siembra y recolección, de las flores y frutos, del paso de los animales y de muchos otros fenómenos de la vida de los animales y del hombre. Por los astros se guía el hombre para calcular el tiempo propicio para sus empresas, cultivo del campo, navegación, etc. Por su curso y posición determinamos la época de las fiestas, sábados, luna nueva, Resurrección, Pentecostés, Año Nuevo, etc. Sírvese finalmente el hombre de los astros, para la división astronómica del tiempo en días v años 1.

Son a veces también los astros señales de cosas sobrenaturales, pero sólo por excepción, y por manera tan prodigiosa, que en ello se echa de ver la intervención directa de Dios; por ejemplo, la aparición de la estrella en el nacimiento del Salvador, el oscurecimiento del sol en su muerte. Moisés prohibió con todo rigor la astrología, el culto de los astros y todas las supersticiones que con él se relacionan 2.

Hizo, pues Dios dos grandes luceros 3; el lucero mayor, para que presidiese el día, y el lucero menor , para que presidiese a la noche. - y estrellas. Y colocólas en el firmamento del cielo , para que resplandeciesen sobre la tierra, y presidiesen al día y a la noche, y separasen la luz de las tinieblas. Y vió Dios que era bueno. Y se hizo la tarde y la mañana, el cuarto dia 7. Como un rey tiene el sol su trono en el cielo. Cuando aparece, comienza el día y su ocaso trae la noche. Y la luna brilla de noche en el firmamento como una reina entre las estrellas, presidiéndolas y guiándolas. Y las estrellas adornan el firmamento con su admirable belleza, y envían su amorosa luz a la tierra, aun cuando apenas contribuyen a iluminarla. Su número es incalculable, su variedad y magnitud asombrosas, su armonía sorprendente; mas Dios las tiene todas contadas, las llama a cada una por su nombre y señala a cada una su órbita 8. El las creó todas, dió a cada una su brillo , y les señaló sus leyes; El es su eterno dueño y señor. Poéticamente describe el libro de Job (38, 7) las aclamaciones de los astros de la mañana en la Creación y los gritos de júbilo de los hijos de Dios (ángeles), es decir, las alabanzas a la grandeza y majestad de Dios. También las obras del cuarto día declaran al hombre la grandeza y amor de Dios 10.

El real Profeta contempla y adora maravillado el firmamento adornado por la mano de Dios; los astros son otros tantos pregoneros de la magnificencia divina: «Los cielos publican la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos» <sup>11</sup>. Admira en particular el astro del día, el sol; él es «como un esposo, que sale (ataviado, engalanado) de su cámara, para recorver su órbita, transportado de júbilo, como un héroe; sale de un extremo del cielo, y su carrera se acaba en el otro extremo; y nada puede ocultarse a su calor». No menos le arrebata en la divina contemplación el cielo estrellado en las no-

Cfr. Schiaparelli, Die Astronomie des AT.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lev. 19, 26. Deul. 18, 9-12; cfr. 4, 19; 17, 3; también Eccli. 43, 1-11; Sap. 13, 2 s.
<sup>3</sup> Grandes, en cuanto que vistos desde la tierra, parecen mayores que los demás astros y son mucho más necesarios. Cfr. san Crisóstomo, In Gen., hom. 6, n. 3-4; san Agustín De Gen. ad litt-

<sup>1. 2,</sup> c. 16.

El sol aparentemente no es mucho mayor que la luna, aunque en realidad con su masa podrían

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> El sol es en cierto modo el rey del día y la luna la reina de la noche. Cierto que la luna no es causa de la noche, como el sol del día; pero ella es de noche lo que el sol de día. — La frase; «para que presidan el día y la noche», nada tiene que ver con los dioses estelares y su influjo en la tierra

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> No dice: «las fijó allí», sino: «les mandó que estuviesen allí», a la manera como luego se dice de Adán: «Dios lo trasladó al Paraíso» (san Crisóstomo, In Gen., hom. 6, n. 5).

Gen. 15, 5. Is. 40, 26. Iob. 9, 7; 38, 31 ss.
Cfr. 1 Cor. 15, 41 ss., donde san Pablo compara la hermosura de los cuerpos gloriosos de los escogidos con el resplandor de los astros. Acerca de la magnificencia del hemisferio celeste austral,

escognas con la copie de la copie de la contra del la contra del la contra del la contra de  contra de la con

ches tranquilas: «Oh Señor, Dueño nuestro, ¡cuán admirable es tu Nombre en la redondez de la tierra! Porque tu majestad se difunde por (todo) el cielo (y hasta los niños y los lactantes la reconocen mostrando su alegría y estupor)... Cuando contemplo el cielo, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú creaste; — ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y vengas a visitarle?» 1.

44. Obra del quinto día (v. 20-23). «Dijo también Dios: Produzcan las aguas reptiles animados 2, y (sean) aves que vuelen 3 sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Creó, pues, Dios los grandes peces y todos los animales que viven y se mueven, producidos por las aguas según sus especies, y asimismo todas la aves según sus especies. Y vió Dios que era bueno. Y bendíjolos, diciendo: Creced y multiplicaos y henchid las aguas del mar; y multipliquense las aves sobre la tierra. Y se hizo la tarde y la mañana, el quinto día». — Nuevas maravillas de la omnipotencia divina. La materia inerte se vivifica, miriadas de seres animados llenan los senos del mar y cruzan los espacios. Despliégase más y más el plan grandioso y amoroso de Dios en esta tierra tan insignificante al parecer. Deja de ser inerte la naturaleza visible; sus reinos están ordenados y embellecidos; los elementos ejercen influencia bienhechora según leyes fijas; tierra y mar, montes y valles, ríos y mares, verdes praderas y desolados desiertos, vastas llanuras y elevados picos cubiertos de nieve dan a la superficie del globo rica y beneficiosa variedad. Mas de pronto comienzan a animarse estos espacios con infinidad de seres vivientes, desde el monstruo del mar hasta los seres más diminutos (infusorios), imperceptibles a la vista, contenidos en innumerable cantidad en una sola gota de agua; desde el rey de los aires, el águila altiva, hasta el pequeño colibrí y los más minúsculos coleópteros e insectos, casi imperceptibles a nuestra vista, que se balancean dulcemente en el aire.

Todos estos seres viven de la omnipotencia y bondad de Dios; todos le debem el ser, la vida y el sustento 4. ¡Cuán variados y peculiares su estructura, instinto y carácter! Creado cada uno para un fin determinado, y todos para un plan común y grandioso: hacer de la tierra la morada del hombre, sirviendo a su vida corporal y espiritual de diversas maneras; y cada cual a su modo, con miles y millones de voces, pregona la grandeza, riqueza, sabiduría, amor y perfecciones del Creador. Por eso la Sagrada Escritura remite tan a menudo al hombre a los seres vivientes de la Creación. La minúscula hormiga es imagen de la sabiduría, y a su escuela es enviado el perezoso 5; la insignificante abeja, que labra la dulce miel, enseña al hombre a no juzgar por las apariencias !; los insectos y langostas parecen cosa despreciable, y son sin embargo instrumentos terribles del castigo de Dios?. Pero con especial predilección nos remite la Sagrada Escritura a las aves. Ora habla de la diligencia y habilidad con que fabrican sus nidos, ora de los admirables viajes de las aves de paso (sin guía, mapa ni brújula); y a veces cita en términos de reprobación algún ejemplo de aparente insensibilidad. Pero sobre todo son imagen y ejemplo de la solicitud de Dios y de su amor a las criaturas. «Consulta a las aves del cielo, y te lo enseñarán; pregunta a los peces del mar, y te lo contarán» \*. — «El milano conoce en el cielo su tiempo; la tórtola, la golondrina y la cigüeña saben dis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ps. 8, 2-5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En hebreo: "Pululen las aguas animales vivientes»; — frase que expresa muy bien la vida exuberante y variadísima de los seres del mar. Cfr. Jakob, Unsere Erde? (Friburgo, 1895). 268-275.

<sup>2</sup> La conexión de estas dos frases podría hacer creer que también los volátiles habían de tener principio en el agua; pero el inciso debajo del firmamento del ciclo» excluye esta interpretación, y en el vers. 19, se dice expresamente que Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo». El texto hebreo dice así: «Y vuelen aves sobre la tierra, debajo del firmamento de los ciclos.» No dice la Sagrada Escritura que Dios formase del agua los peces y las aves; habla de los dos a la vez, porque ambos son el ornato y la vida del agua (mar) y del aire, creados en el segundo día.

Ps. 103, 25-30.

<sup>5</sup> Prov. 30, 24 s.; 6, 6 ss. Eccli. 11, 3. Drut. 7, 20. Joel 1, 4. lob 12, 7 s.

cernir la época de su transmigración» 1. — «El gorrión halla para sí una casa, y la tórtola un nido donde poner sus polluelos; (yo hallo) tu altar, oh Señor de los ejércitos, mi Señor y mi Dios» 2. — «La hija de mi pueblo es cruel como el avestruz en el desierto» 3, el cual abandona sus huevos y no se cuida de ellos. - «Mirad las aves del cielo cómo no siembran, ni siegan, ni tienen graneros; y vuestro padre celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más que ellos?» 4.

- 45. Obra del sexto dia (v. 24-31). Dijo Dios: Produzca 5 la tierra animales vivientes 6 en cada género, animales domésticos, reptiles y bestias silvestres z según sus especies. Y así se hizo, Hizo, pues, Dios las bestias silvestres de la tierra según sus especies y los animales domésticos y todo reptil terrestre según sus especies. Y vió Dios que era bueno. También es obra de la libre omnipotencia y sabiduría de Dios la creación de la última y más alta categoría de seres irracionales. ¡Cuán grandiosa, múltiple y magnifica es también esta creación! ¡ Qué numerosas sus clases y especies y cuán variada la estructura de esos seres, todos perfectos en su género, y al mismo tiempo escalonados según organismos cada vez más perfectos! 8 ¡ Qué diversos los fines de cada una de esas innumerables criaturas y que admirables sus sentidos, miembros e instintos! Pero nuestra admiración sube de punto, si consideramos que en todos estos seres resplandece el mismo plan que en el resto de la Creación; todos estos seres, juntamente con los creados anteriormente y con las plantas, están calculados y dirigidos a un mismo objeto, supeditados los unos a los otros y ordenaba con admirable armonía 9, para que la tierra resulte digna morada del hombre, apta para el desenvolvimiento de sus múltiples facultades corporales y espirituales 10.
- «Dijo entonces Dios. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra; y domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a las bestias y a toda la tierra y a todo reptil que se mueve sobre la tierra. Crió, pues, Dios al hombre a imagen suya : a imagen de Dios le crió; criólos varón y hembra. Echóles Dios su bendición y les dijo: Creced y multiplicaos y henchid la tierra y enseñoreaos de ella, y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra» (v. 26-28). Hermosamente dice a este propósito san Crisóstomo: «El hombre, que supera en dignidad a todos los seres visibles, para cuyo servicio fueron creados el cielo y la tierra, el mar, el sol, la luna y las estrellas, los reptiles, los animales domésticos y las bestias, fué con razón creado a la postre de todos. Pues, así como cuando un rey quiere entrar en una ciu-

lerem. 8, 7

Ps. 83, 4; cfr. 10b 39, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ps. 83, 4; cfr. 10b 39, 27.

Thren. 4, 3; 10b 39, 14 ss.

Matth. 6, 26.

En virtud de la voluntad creadora de Dios, sin la cual de nada es capaz la tierra, por lo que luego añade: «Y Dios hizo los animales, etc.», es decir, los creó «del suelo de la tierra» (cfr. 2, 19). Lo mismo sucede con las plantas, peces y aves (v. 11 y 20).

La Sagrada Escritura los comprende bajo estas tres denominaciones: ganados, es decir, los animales mayores, especialmente los domésticos; reptiles, es decir, los reptiles terrestres, gusanos y todos los animales pequeños que se mueven sobre la tierra, sin pies, o con pies apenas perceptibles; finalmente las bestias del campo, es decir, principalmente las fieras que viven salvajes en campos y bosques. Tampoco aquí la Sagrada Escritura pretende darnos una clasificación «científica» de los animales; con tres expresiones, que abarcan todos los animales de la tierra, nos dice que todo, sin excepción, debe a Dios su ser. debe a Dios su ser.

Aquí aparece la misma división de los animales, pero en distinto orden; de donde se ve que la

Sagrada Escritura no da importancia al orden de enumeración.

\* Acerca de la teleología de la vida animal, cfr. NO 1870, 559; Mayer, Der teleologísche Gottesbeweis (Maguncia, 1900), 76 ss.

Cfr. Berthold, Das Naturschöne<sup>2</sup>, 224 ss.

<sup>&</sup>quot;CIr. Berthold, Das Naturschone", 224 ss.

18 Aqui no hay bendición, porque se sobrentiende, después de haberla pronunciado sobre los peces y aves. Por el contrario, cuando llega al hombre, dice expresamente el Texto Sagrado: «Y Dios los bendijo diciendo: creced y multiplicaos», etc., porque el hombre no es un animal, sino una criatura de otra naturaleza; que, aunque tiene de común con los animales el cuerpo, no se le puede aplicar todo lo que se diga de los animales. Por eso también se menciona en particular la institución del matrimonio.

Cfr. 2, 18-24; San Agustín, De Gen. ad litt., 1. 3, c. 13.

dad, primero envía sus satélites y todas las personas destinadas a su servicio para que dispongan todo de manera conveniente para el recibimiento; así Dios creó primero este ornato que en el mundo vemos, y luego creó al hombre, para constituirlo sobre todo ello. Y así mostró Dios cuánto estima a esta criatura» 1.

Aquí llama sobre todo la atención lo sublime del lenguaje, que se eleva casi hasta el tono poético, y por lo menos llega hasta la simetría de los miembros, propia de la poesía hebrea (en el v. 27). El plural no es un resto de politeísmo primitivo; tampoco se refiere a los ángeles, cual si Dios los llamase a consejo (!); es más bien «una deliberación íntima con El mismo, para encarecer la importancia de la última obra de la Creación» (Kautzsch); responde bien a la majestad de Dios (plural de majestad o sublimidad) y encierra una «alusión» a la Santísima Trinidad (cfr. núm. 34). — Del contexto se desprende en qué consiste la semejanza del hombre con Dios: en la naturaleza racional, que eleva al hombre sobre todas las criaturas y le hace apto para dominarlas. — Las palabras hebreas «imagen» y «semejanza» son sinónimas y en Gen. 5, 1 se emplean indistintamente. Del significado de la palabra no puede, pues, deducirse diferencia entre retrato natural y sobrenatural (imago y similitudo), y de hecho en Gen. 5, 1 evidentemente se habla sólo del retrato natural. La descripción de la dignidad del hombre y de sus dotes se completa en el cap. 2, 7 ss. 4.

El dominio del hombre sobre todas las criaturas debía ser perfecto, como corresponde a un ser que es imagen de Dios y a su elevado destino; pero había de adquirirse mediante el ejercicio de las facultades humanas, ennobleciendo al mismo tiempo la naturaleza 3. Por eso bendice Dios al hombre 4 y le manda poblar la tierra, enseñorearse de ella y dominar los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que se mueven en la tierra. Y le señala para alimento los frutos de la tierra, en los cuales tendrán también su parte los animales. «Ved que os he dado todas las hierbas, las cuales producen simiente sobre la tierra, y todos los árboles, los cuales tienen en sí mismos simiente de su especie, para que os sirvan de alimento a vosotros y a todos los animales de la tierra 5 y a todas las aves del cielo, y a cuantos animales vivientes se mueven sobre la tierra, para que tengan qué comer.»

No cabe interpretar este pasaje como una prohibición de comer carne; pues a los hombres se les concede el dominio absoluto sobre la tierra, animales y plantas. Más adelante 6 refiere la Sagrada Escritura que Abel era pastor de ovejas y «ofrecía a Dios de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos». Es probable que nuestros primeros padres poca o ninguna necesidad sintiesen de alimentarse de carnes; mas esto debió cambiar luego del pecado, y aun más después del diluvio 7. Por eso se dió expresamente a los hombres este permiso, o más bien se les confirmó en él, después del diluvio, aunque con una limitación; tampoco tuvo el hombre después del diluvio aquel dominio casi ilimitado que antes poseyera, por más que Dios se lo restituyó con toda solemnidad y casi con las mismas palabras que en la Creación 8.

Aunque en este pasaje se habla de alimentación vegetal de los animales, no puede colegirse de ahí que, primitivamente, todos ellos, aun las fieras que hoy son carnívoras, se alimentasen exclusivamente de vegetales. El texto quiere

<sup>2</sup> Acerca de «La imagen de Dios en el hombre», cfr. Zapletal, Alttestamentliches (Friburgo de Sui-za, 1903), 1-15; Strucker, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen in der chistlichen Literatur der ersten

<sup>24, 1931, 134 (</sup>kmster, 1913).

\* Esto es todavía posible después del pecado. Pero si éste no existiera, el hombre habría extendido poco a poco la prosperidad paradisíaca sobre toda la faz de la tierra, con un trabajo sencillo que hubiera contribuído al desarrollo de sus facultades espirituales y corporales.

V. 28-30.
 Aquí establece el texto hebreo una distinción: al hombre se le señala para alimento principalmente los frutos del campo y de los árboles; a los animales, el verde, es decir, la hierba y cosas análogas.

Gen. 4. 2-4.

Santo Tomás, Summa theol. 1, q. 96, a. 1 ad 3; cfr. 1, 2, q. 1-2, a. 6 ad 2.

Cfr. Gen. 9, 1-7; núm. 106.

decir que los animales llamados dañinos no sólo eran inofensivos para el hombre, sino también sumisos a su voluntad, sin excepción alguna y sin que el hombre hubiese adquirido este dominio con su esfuerzo o riesgo; tal vez quiere indicar también que en el Paraíso no había alimañas 1. Ciertos pasajes de los profetas, como por ejemplo, aquel en que se dice que el león comerá paja como el buev , quieren dar a entender de una manera simbólica la superioridad del reino mesiánico. San Pablo dice a que, como consecuencia del pecado, la naturaleza empeoró; quiere significar con esto, primero que la naturaleza perdió aquella bondad especial de que Dios la había dotado en el paraíso en consideración y provecho del hombre, y también que la naturaleza se ha empeorado en orden al uso y servicio del hombre; y sobre todo quiere significar con aquellas palabras el abuso que de la naturaleza hace el hombre y el demonio, como príncipe de este mundo 4. El Redentor quebrantó el poderío del demonio sobre la naturaleza 5; y una vez vencido completamente el pecado, la naturaleza recobrará las cualidades que corresponden a la humanidad transfigurada 6: habrá un cielo nuevo y una tierra nueva 7.

El relato de la obra de los seis días termina con estas palabras: «Vió Dios todas las cosas que había hecho, y eran buenas en gran manera. Y se hizo la tarde y la mañana, el sexto día» 8. Aun cuando de cada una de las obras de la Creación en particular dice el Texto Sagrado que Dios la encontró buena, esto es, conforme a los designios de su sabiduría y amor, esto no obstante, insiste una vez más al remate de toda la Creación. Dirige Dios en cierto modo una mirada a su obra, y la encuentra buena en conjunto y en cada una de sus partes, es decir, la encuentra hermosa, perfecta, en el mejor orden y armonía, conforme con su plan grandioso. Y la obervación está muy en su punto después de haber creado Dios al hombre y haberle constituído señor de la naturaleza, la cual recibió de esta suerte su coronamiento y última perfección.

La Creación, por su parte, cumple con el fin de su existencia, sirviendo cada uno de los innumerables seres en particular y todos en armónico conjunto al Creador 9, y alabándola cada cual en su propia lengua, que el hombre puede y debe entender. En nombre de todos los seres toma la palabra el real Profeta: «¡Cuán grandiosas son tus obras, Señor! Todo lo has hecho sabiamente. Ahí el mar tan grande y tan inmenso; en él peces sin cuento, animales chicos y grandes. Todos esperan de Ti que les des a su tiempo el alimento. Tú se lo das, y ellos acuden a recogerlo, abres tu mano, y todos se hartan de tus bienes.» — «Tú derramas regocijo desde Oriente a Occidente... Todos alzan su voz y te cantan himnos» 10

¿Y quién más obligado a glorificar al Señor, que el hombre, para cuya utilidad y deleite fueron todas las cosas creadas? No puede el hombre menos de exclamar, sumido en la contemplación de la bondad divina: «¡ Alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas! ¡Alabadle vosotros los ángeles todos! ¡Alabadle, sol y luna! ¡Alabadle, lucientes estrellas! ¡Alabadle, cielos de los cielos, y vosotras, aguas, que estáis sobre el firmamento! ¡ Alabad al Señor en la tierra, vosotros, monstruos marinos y abismos!...; vosotros, montes y collados, árboles frutales y cedros!... pues sólo su nombre es excelso; su gloria resplandece sobre los cielos y la tierra» 11. Muy dignas de notar son las últimas palabras

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. san Agustin. De Gen. ad litt. 1. 3, c. 15 y 16; santo Tomás, Summa theol. 1, q, ob. a. 1 ad 2, califica esta opinión de descabellada, «pues por el pecado del hombre en nada cambió la naturaleza de los animales»; la sustitución del régimen vegetariano por el carnívoro llevaría consigo una transformación radical.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Por ejemplo, Is. 11, 6-9.

Rom. 8, 20.

Ioann. 12, 13; 14, 30; 16, 11. II Cor. 4, 4. Ephes. 2, 2.

Cfr. I Tim. 4, 5.

Rom. 8, 21-23. Is. 65, 17-25. II Petr. 3, 13. Apoc. 21, 1.

<sup>·</sup> Indith 16, 17. Véase en Eccli. 43 un himno magnifico de las criaturas a su Creador; cfr. también el canto de los tres jóvenes en el horno de Babilonia, Dan. 3, 52 ss.

18 Ps. 103, 24-28; 64, 9-14.

11 Ps. 148; cfr. Eccli. 42, 15 ss.; 43, 20-37. Dan. 3, 57 ss.

de la Creación; ellas nos advierten que no podemos permanecer mudos en medio de tantas maravillas y nos recuerdan «que Dios mismo alaba sus obras, porque los hombres y demás seres no son capaces de alabarlas bastante» 1: ellas deben también reprimir nuestra lengua, para que no censuremos imprudentemente lo que no entendemos. A estos censores van dirigidas aquellas palabras de san Agustín: «No se les alcanza que todo es bueno para el Creador y el artista que sabe servirse de todo para el gobierno de la Creación que rige con sus leves supremas. Llega un profano al taller del maestro y ve allí multitud de instrumentos, cuyo uso ignora, y aun los tiene por superfluos, si es muy lego en la materia. Topa por descuido en un horno o se hiere con un instrumento, y llega a tener por peligrosos y perjudiciales los enseres del taller. Mas el maestro, que conoce el uso y manejo de sus aparatos, río de su simplicidad y ejerce su arte sin cuidarse de necios discursos. ¡Y qué lejos llega a veces la necedad de los hombres! No osan censurar en un artífice humano lo que no entienden, y presumen saber lo que en modo alguno se les alcanza de las obras e instrumentos de Dios» 2.

#### Conclusión de la obra de la Creación. El sábado

(Gen. 2, 1-3)

48. Quedaron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ornato de ellos. Y en el día séptimo había acabado la obra que hiciera, y descansó en el séptimo día de todos las obras que había llevado a cabo 3. Dos grandes verdades se hallan aquí intimamente unidas, el remate de la Creación y el descanso de Dios; con lo cual se declara que el reposo de Dios no es absoluto 4, sino sólo con respecto a la obra de la Creación; «Descansó de toda la obra que había hecho», esto es, de la obra de la Creación. «Descansó» quiere decir, como explica santo Tomás 5, que desde el día séptimo no creó ser alguno completamente nuevo que no estuviese de alguna manera comprendido en la obra de los seis días, ya por su materia, como Eva que fue formada de una costilla de Adán, ya por su causa, como los seres que proceden de los que fueron creados por Dios, ya finalmente por su semejanza, como las almas de los hombres que son creadas continuamente de la nada a semejanza del alma de Adán, cabeza del linaje humano. Por el contrario, actúa Dios constantemente, como dice el mismo Salvador 6, conservando y gobernando lo que una vez creó, pues si dejase Dios de obrar por un momento, cesaría de existir en el mismo instante toda la Creación, la cual no tiene otra razón de subsistencia que la virtud y omnipotencia divinas 7.

Clemente de Alejandría (200 d. Cr.) se expresa de esta manera: «Dios descansó, no porque cesara en su actividad, como quieren muchos entender el descanso de Dios; pues como Dios es bueno, si cesara de hacer bien, dejaría de ser Dios; lo cual, hasta el decirlo es un crimen. «Descansar» significa disponer que se guarde en todo tiempo y sin transgresión el orden de lo que se ha hecho; y «producir» significa sacar cada una de las cosas de la antigua confusión (del caos)» . Según san Agustín, las palabras: «Dios descansó, etc.» significan tam-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> San Crisóstomo, In Gen., hom. 10, n. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Gen. ad Manich., l. 1, c. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. 1 y 2.

<sup>4</sup> Ya el pagano Celso (hacia 150 d. Cr.) dijo que era irracional suponer que Dios hubiese creado

\*\*Ya el pagano Celso (hacia 150 d. Cr.) dijo que era irracional suponer que Dios hubiese creado

\*\*Tantal de la companya de la compa el mundo por partes y que, «rendido de fatiga como un artesano», descansase el séptimo día. Contéstale el docto Orígenes diciendo one lo irracional es la interpretación de Celso, pues la Sagrada Escritura da a entender sobradamente cuál sea la verdadera y racional; porque Dios no hizo el mura trozos y con fatiga, ni por tanto necesitó descansar como un artesano (Orígenes, C. Cels., 6, 60, en Migne XI, 1391).

Summa theol. 1, q. 73, a. 1 ad 3.

<sup>\*</sup> Ioann. 5, 17.

San Agustin, De Gen. ad litt., 1. 4, c. 12; cfr. anto Tomás, Summa theol. I. q. 73, a. 2.

<sup>\*</sup> Strom. 6, 16, en Migne IX, 369.

bién que Dios ha dispuesto que las criaturas racionales, en especial el hombre, encuentren su reposo en El, su Dios y su Criador, siendo impulsadas por la gracia del Espíritu Santo a aspirar a Dios, en cuya posesión descansarán felices, sin descar otra cosa 1. Nos enseña al mismo tiempo este descanso de Dios, que después de nuestras buenas obras hallaremos en El nuestro reposo. Este día séptimo es el día de descanso de la Creación, durante el cual hemos de imitar con nuestras buenas acciones el obrar de Dios, para conseguir entrar en el eterno descanso de Dios. - San Agustín, y con él otros muchos santos Padres, señalan el profundo y misterioso significado de la obra y del descanso de Dios, como figura de la obra del Unigénito y de su descanso en el sepulcro; sobre lo cual dijo el mismo Jesucristo: «Mi Padre obra hasta ahora, y yo también obro» 2; v al fin de su obra, el día sexto (el viernes), sirvióse de las palabras del Génesis: «Está consumado 3; e inclinando la cabeza, entregó su espíritu», g descansó todo el día del sábado en el sepulcro, una vez acabada la obra de la Redención. Así, el sábado del Padre después de la obra de la Creación es figura del sábado de su Hijo después de la obra de la Redención, con la que dió principio el orden del mundo nuevo, espiritual y redimido.

49. «Y bendijo Dios el día séptimo y le santificó, por cuanto en él había descansado de todas las obras que hiciera» 4. Separó, pues, Dios este día de los demás, imprimiéndole carácter sagrado, para que en él descansara el hombre de su trabajo ordinario, y en el descanso encontrase tiempo y proporción de pensar en Dios, en su propio destino, en el objeto eterno de sus trabajos terrenales, de alegrarse en Dios y en las cosas divinas, y aprovecharse de los medios que en este día particularmente se le conceden: la instrucción, la gracia, la oración, asegurando de esta suerte el logro del eterno descanso para el cual le crió y destinó su bondadoso Hacedor.

Los cristianos descansamos el día primero de la semana en lugar del día séptimo; la significación es la misma, pero encierra un sentido más elevado. La obra de la Redención, corroborada por la gloriosa Resurrección del Señor el domingo, sellada de nuevo otro domingo con la venida del Espíritu Santo, es una creación espiritual, más sublime y admirable que la del mundo visible. En memoria de ello ha sido consagrado con mayor derecho el descanso del domingo; y son mayores los medios de santificación de que en este día disponemos nosotros, los cristianos, para lograr el eterno y feliz descanso del cielo.

Dios bendijo el día séptimo, esto es, depositó en él un cúmulo de bendiciones necesarias al hombre para la consecución de su fin sobrenatural. De esta suerte queda vinculada la salvación a la observancia del sábado. — Dios lo santificó, esto es, lo separó del resto de los demás días destinados a los trabajos terrenos, y le dió carácter sagrado; es «el día del Señor». Por esto dice el Sagrado Texto: «Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y harás tus obras; pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno; pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay; mas el séptimo día descansó; por eso bendijo Dios el día del sábado y le santificán «. Hay que distinguir la institución del sábado, del precepto de santificar el sábado, que más tarde dió el Señor por medio de Moisés. Mas por su destino aparece ya aquí el sábado como la primera disposición de un culto externo; y del contexto parece deducirse que esta disposición fué comunicada al primer hombre.

Según la teoría babilonista, el sábado es de origen babilónico. En efecto, en algunos documentos babilónicos se da el nombre sabattu a un día determinado

Sun Agustín, De Gen. ad litt., 1. 4, c. 9-10. Lo mismo Hebr. 4. Apoc. 14, 13; 7, 17 y 21, 3 s.

lounn. 14, 30. El texto griego se sirve en ambos pasajes del mismo verbo; en hebreo con minumo otra palabra mejor que con la de Gen. 2, 1 se podría expresar esta idea; la expresión latina perfecti sunt, «fueron terminados», significa lo mismo que consummati sunt, «fueron acabados».

<sup>\*</sup> Rvod 20, 8-11; 31, 13 ss. lerem. 17, 19-27. Acerca del sábado, cfr. Lüken, Stiftungsurkunde,

(el 15 de cada mes), y una vez se le designa expresamente como «día del sosiego del corazón» (a saber, de los dioses enojados); se le consideraba, según esto, como día de penitencia y oración. También los días 7, 14, 21 y 28 revestían carácter especial; se les llamaba «días malos», porque en ellos estaba prescrito para el rey ayuno y penitencia. No se puede probar con documentos que también a estos días se les llamase sabattu. La fiesta hebrea del sábado nada tiene de común con los días séptimos babilónicos, ni con el carácter del sabattu. El sábado y la semana de siete días de los israelitas eran independientes de las fases de la luna, mientras que los días séptimos babilónicos coincidían con los cuartos de luna. Parece que los babilonios (como los egipcios) no conocieron la semana que va sucediéndose sin interrupción todo el año. El sabattu y los días séptimos babilónicos eran días nefastos y no días de regocijo y descanso; estaban destinados a la reconciliación con las divinidades irritadas; tenían carácter lúgubre y se celebraban sin sacrificios, con ayuno y abstinencia y en traje de duelo. Por el contrario, Israel destinaba el sábado al recuerdo del poder y bondad de su Creador, y en él se mostraba como hijo e imagen de Dios; libre de todo trabajo corporal, dedicábase a meditar en su último fin y tributar a Dios culto especial (sacrificios), por ser día bendecido y santificado por el Señor. Más tarde quiso Dios que este día rememorase a los israelitas la institución de la Alianza<sup>1</sup>, la liberación de la esclavitud de Egipto y la libertad de los hijos de Dios 2; el sábado había de ser figura del descanso mesiánico y medio para conseguirlo tanto en esta vida como en la otra, en la Iglesia y en el cielo 3. La palabra babilónica sabattu sólo tiene de común con la hebrea sabbat la raíz (séba', sibítti = abundancia, siete). La santidad del número siete y su significado simbólico de «perfección» son ideas muy antiguas, que rebasan los límites de la cultura babilónica; pertenecen por tanto a la historia primitiva.

La cosmogonía bíblica y los mitos paganos. — La cosmogonía babilónica, conocida en sus rasgos esenciales hace ya mucho tiempo por la obra de Beroso, sacerdote babilónico, comienza con estas palabras <sup>5</sup>: «Cuando todavía no era conocido arriba el cielo, y abajo no tenía nombre la tierra, del océano primordial, su padre, (v) de la tumultuosa Tiamat, madre de todos, se mezclaron las aguas en uno; cuando ninguno de los dioses había sido creado... fueron formados los (primeros) dioses»... La narración, muy llena de lagunas, nos dice más adelante que entre los dioses fué también formado Marduc (Bel), el «Creador», y que Tiamat, elemento femenino del caos, se alzó contra los dioses recientemente creados; pero provocada a guerra por Marduc, fué vencida y dividida en dos partes, de una de las cuales hizo Bel «un techo, el cielo». Sigue luego la formación de los astros: sol, luna, planetas y estrellas; «Marduc (Bel) hizo aparecer la diosa-luna, a ella confió la noche, la constituyó astro de la noche para determinar el tiempo», etc. Tras minuciosa descripción de las estrellas, hav una gran laguna que, a juzgar por algunos fragmentos, correspondía a la creación de la tierra, de las plantas y de los animales. En esta misma laguna se describía sin duda la creación del hombre, de la cual tenemos noticia por otros fragmentos. Bel hizo cortar la cabeza a uno de los dioses (según Beroso, su propia cabeza), y mezclando la sangre con barro, formó al hombre. Termina con un himno a Marduc (Bel). En la «cosmogonía» de Eridu, fragmento muy difícil, que, según parece, es la introducción a una fórmula de conjuro, se dice del dios Marduc: «El creó al hombre..., con él creó Aruru el género humano, los animales del campo y los seres que viven al aire libre». Según otros fragmentos publicados por el sabio inglés King, el hombre fué formado «de sangre y hueso, para habitar la tierra y ocuparse en el servicio de los dioses».

Los mitos de los demás pueblos (egipcios, indios, fenicios, etc., hasta los griegos) tienen todos de común el caos tenebroso (agua primordial), del cual sale el huevo del mundo, cuya división forma el universo visible superior e inferior y los animales que en él habitan. Todos admiten un principio bueno

Exod. 31, 13 17.

Exoa. 31, 15 17.

Deut. 5, 12-15.

Ps. 94, 11; cfr. Hebr. 4, 3.

Ps. 94, 11; cfr. Hebr. 4, 3.

Cfr. Kalt, Bibl. Archäologie, núm. 141; Hehn, Siebenzahl und Sahbat hei den Babyloniern und im AT (Leipzig, 1907); Der israelitische Sabbat, en BZF 11, 12, y en BZ XIV, 198 s.

Según Bezold, Ninive und Babylon, 194. Los textos babilónicos v. en KAT\*, 91-118; ATAO\*,

y otro malo (dualismo), un mundo de dioses, en lucha unos con otros (politeísmo), y hablan de la formación del mundo, mas no de la creación de la nada.

Por más que la leyenda babilónica es antiquísima (2000 a. C., por lo menos), e innegable su semejanza en muchos puntos con la cosmogonía bíblica, las diferencias de fondo y forma son tan sorprendentes y esenciales, que no se puede admitir se haya esta inspirado en aquélla, y más si se advierte que muchos rasgos son comunes a todos los mitos paganos, sin que pueda probarse parentesco histórico entre ellos. «Aquí (en la Biblia) desaparece ese mundo de fantasmas... Cuando de la epopeya babilónica se pasa al primer capítulo del Génesis, cree uno salir de las enmarañadas fantasías de un calenturiento, para entrar en pura región de lucidez mental y espiritual reposo 1. En la cosmogonía babilónica, los dioses nacen del caos acuoso del mundo primordial, y luego se ven obligados a luchar por la vida contra monstruos mitológicos. En la cosmogonía bíblica, Dios eterno se eleva majestuosamente sobre toda la Creación, y todas las obras acatan su voluntad omnipotente y glorifican su sabiduría y amor. La Creación divina consiste en sacar de la nada, en tanto que los dioses babilónicos sólo pueden dar formas nuevas a la materia preexistente. En la cosmogonía babilónica no existe orden y división de la obra de la Creación en seis días con el sábado subsiguiente. Pero si admitimos que la cosmogonía bíblica nació de la babilónica mediante un largo proceso de purificación y transformación, elaborado por las creencias hebreas, no sólo pecamos contra la analogía — puesto que los mitos no suelen ir simplificándose en los pueblos, antes bien complicándose cada vez más —, sino también dejamos sin resolver el problema del concepto israelita de Dios, al cual no es posible dar explicación natural. No poseemos la leyenda babilónica en su forma primitiva, sino en una posterior, influída por el politeísmo. Tal como hoy la tenemos, es un himno a Marduc, el dios de la ciudad de Babilonia; hay indicios de que también al dios de la ciudad de Nippur (Bel) se atribuyó la dignidad de «Creador». Se puede demostrar que Marduc desterró otras divinidades locales, apropiándose algunos atributos de ellas. El mito en su forma actual parece ser un amaño para dar a Marduc la primacía entre los dioses babilónicos; de ahí el atavío de accesorios ajenos a la leyenda antigua. Es, pues, erróneo afirmar que la cosmogonía bíblica haya «salido ahora a la luz del día en forma más pura y primitiva de la noche de los montículos babilónicos» 3.

# 2. Creación de los ángeles y caída de una parte de ellos 4

51. Nada nos dice el libro del Génesis de la creación de los ángeles. Tal vez no entraba en el plan de Moisés, el cual sólo pretendía contar la situación e historia de la humanidad en este mundo visible. Tal vez temió, como suponen muchos santos Padres s, que tales noticias pusieran al pueblo israelita, tan rudo e inclinado a la idolatría, en peligro de tributar adoración a los espíritus celestes, teniendo a la vista el ejemplo de los babilonios, egipcios, fenicios y sirios, adoradores de los astros. Quizá pasó Moisés en silencio la creación de los ángeles, por no haberle Dios revelado el momento en que se verificó. Esto no obstante, los menciona frecuentemente, y el relato del pecado de nuestros primeros padres presupone la caída de parte de aquéllos. Indudablemente, pues, la revelación y tradición primitivas contenían alguna noticia acerca de la existencia de espíritus buenos y malos. — Otros libros de la Sagrada Escritura hablan clara y expresamente de la creación de los ángeles y de la prueba a que fueron sometidos. En san Pablo, por ejemplo, se lee: «Por El fueron creadas todas las cosas-

Octtli, Der Kampf um Bibel und Babel (Leipzig, 1903), 9.

Los pormenores pueden verse en Nikel, Genesis und Keilschriftforschung, 24-124; Kirchner, Die Babylonische Kosmogonie und der bibl. Schöpfungsbericht, ein Beitrag zur Apologie des bibl. Gottesbegriffes, en ATA II (1916). Para estudiar las afinidades entre la Sagrada Escritura y los mitos babilônicos referentes al origen del hombre, puede consultarse el resumen de Slaby en K X, 2, 186 sc De los «nuevos textos para la historia primitiva de la humanidad», da una noticia Schollmeyer en ThG VII (1915), 845 ss., Landersdorfer. Die sumerischen Parallelen zur biblischen Urgeschichte, en ATA VII, 5 (1917); lo relativo al «sábado» véase en núm. 49.

Delitzsch, Bahel und Bibel 1, 20.
 Cfr. santo Tomás, Summa theol. I, q. 50, a. 1, q. 66, a. 2.
 Por ejemplo, san Juan Crisóstomo, In Gen., hom. 2 n. 2.

en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Tronos, Dominaciones, Principados y Potestades» 1.

También acerca del destino, dotes y prerrogativas de los ángeles nos dan noticia los libros posteriores de la Sagrada Escritura. Se les llama mensajeros 2 e hijos de Dios 3, héroes de gran poder 4, santos 5; ellos forman la milicia celestial que asiste al trono de Dios, dispuestos siempre a cumplir sus órdenes. Son sabios y virtuosos, tanto que para decir de un hombre que es perfecto, se le compara con los ángeles. Se ocupan en alabar y ensalzar al Señor e, pero a veces son destinados a la custodia de los justos. El Antiguo Testamento establece cierta jerarquía entre los ángeles; distingue querubines y serafines; Miguel, Gabriel y Rafael son príncipes de los ángeles 16 (arcángeles).

Tampoco habla el Génesis de la caída de una parte de los ángeles. Mas el pecado de nuestros primeros padres supone la existencia de espíritus malos,



Fig. 11. — Lucha de Marduc (Bel) con el dragón (grifo). Relieve de Nimrud. Londres. British Museum (según Layard).

y en libros posteriores del Antiguo Testamento se habla expresamente de su pecado y castigo. «El demonio no permaneció en la verdad» 11. «Dios no perdonó a los ángeles delincuentes» 12. Su pecado fué el orgullo, «principio de todo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Col. 1, 16; efr. Deut. 33, 2; Ps. 67, 18; Dan. 7, 10; Iob 38, 47; Hebr. 1, 4 ss.; 12, 22; Apoc. 5, 11.

2 Ps. 103, 4; cfr. Hebr. 1, 4.

3 Ps. 28, 1; 88, 7; lob 1, 6; 2, 1; 38, 7;

4 Ps. 102, 20; cfr. Ps. 148, 1 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Deut. 33, 2 3. Ps. 88, 6 8. lob 5, 1. Dan. 8, 13. Zach. 14, 5.

<sup>111</sup> Reg. 22, 19.

<sup>1</sup> Reg. 29, 9; 14 Reg. 14, 17 ss.; cfr. III Reg. 13, 18; Dan. 9, 22.

Ps. 102, 20; 148, 2. Dan. 3, 58. Tob 12, 15.

Gen. 32, 1. Ps. 90, 11; cfr. II Macch 11, 6 ss.; Tob. 3, 25.

Los serafines ocupan la categoría más elevada (1s. 6), siguen los querubines (Gen. 3, 24. Ezech. 1, 4 ss.; 10, 1 ss. Apoc. 4, 5 s.); a las Potestades siguen las virtudes (Ephes. 1, 21), los arcángeles (I Thess. 4, 15) y los ángeles (Gen. 16, 7, etc.). Distinguimos nueve coros distribuídos en tres órdenes. Su número es immensamente grande (Gen. 23, 1; Deul. 33, 2; Ps. 67, 18; Dan. 7, 10; Matth. 26, 53; Apoc. 5, 11; 12, 4), y todavía mayor que el de las cosas visibles (santo Tomás, Summa theol, 1, q. 50, a. 3-4). Acerca de Miguel, cír. Dan. 10, 13 21; Gabriel, 8, 16; 9, 21; Rafael, Tob. 3, 25; 12, 15. La doctrina acerca de los ângeles buenos y malos en el A. T., puede verse en Auberger, Die christ. Eschalologie im AT und NT (Friburgo, 1890), 110-115; Hagen, Der Teufel im Lichte der Glaubensquellen (Friburgo, 1889). loann. 8, 44.

<sup>11</sup> Petr. 2, 4.

pecado» 1. No nos dice la divina Revelación en concreto qué clase de soberbia fuese la suva . Se cree que alude a la caída de los ángeles aquella descripción del Apocalipsis: «Trabóse entre tanto una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón con sus ángeles lidiaba; pero no prevalecieron y no se encontró ya más en el cielo su lugar» 3. Del castigo de los ángeles dice san Pablo: «Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, sino que amarrados con cadenas infernales, los precipitó al abismo, donde son atormentados y reservados hasta el día del juicio» . Tanto la Sagrada Escritura como la tradición eclesiástica afirman que el castigo es eterno. Así, por ejemplo, dice la sentencia de Jesucristo: «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, que está preparado para el diablo v sus ángeles» 5.

Cuando se averiguó que en la cosmogonía babilónica intervienen infinidad de dioses inferiores y de espíritus, se quiso dar origen babilónico a los ángeles de la Biblia. Para unos es babilónico el concepto de ángeles mensajeros de Dios v custodios de los justos; para otros, los ángeles de la Biblia son dioses estelares babilónicos «destronados». Pero la creencia en espíritus, en seres intermedios entre Dios y el hombre, es común a casi todos los pueblos, y debe de proceder de alguna fuente común más antigua. Los (siete) espíritus malos de los babilonios son rebeldes vencidos por Marduc; trátase probablemente de personificaciones de fenómenos naturales (nubes tempestuosas que oscurecían el sol v la luna). El relieve babilónico en que se representa la lucha de Marduc con un monstruo fabuloso, nada tiene que ver con la lucha de Marduc y Tiamat; de donde mal puede ser el modelo babilónico de la lucha del arcángel san Miguel con la «antigua serpiente» (Apoc. 12, 9) 6.

### Creación y dotes del primer hombre

(Gen. 2, 4-7; cfr. 1, 26 ss.; 5, 2).

Relación del segundo capítulo del Génesis con el primero. — El capítulo primero narra sucintamente la creación del mundo visible, en especial el avio de la tierra para morada de los seres racionales, la elevada dignidad y situación del hombre en la naturaleza, su preeminencia y señorío sobre todas las criaturas visibles. Desde el capítulo segundo trata la Sagrada Escritura del destino sobrenatural del hombre, de aquel amoroso decreto mediante el cual Dios quiso, no ya guiarle a una felicidad finita, limitada, propia de su naturaleza humana, sino darle la vida sobrenatural de la gracia para hacerle capaz de participar un día de la eterna beatitud. En el capítulo primero, al relatar la creación del hombre, insinúa el Texto Sagrado de un modo general tan elevado destino, para hacerlo expresamente resaltar en el segundo capítulo. Trata éste de las prerrogativas sobrenaturales del hombre luego de creado (v. 5-7), del Paralso como habitación apropiada a tan privilegiado estado (v. 8-15), del primer precepto, de la creación de la mujer (v. 16-24), finalmente del estado primitivo de nuestros primeros padres (v. 25).

No se trata, pues, en este capítulo de una «segunda cosmogonía» abiertamente opuesta a la del capítulo 1. Entre ambos relatos existen ciertas diferencias, observadas ya desde antiguo. Pero supuesto que el autor inspirado o el redactor utilizara dos fuentes distintas, componiéndolas según un plan, con toda seguridad no hubiera dejado de advertir las contradicciones, ni advertidas las habría dejado subsistir. Estamos, pues, autorizados y aun obligados a leer el

Los SS. PP. y doctores católicos están divididos en distintos pareceres. Opinan unos que aquellos ángeles, llevados de vana complacencia en sus admirables prerrogativas, no quisieron someterse a Dios y buscaron en sí mismos la fuente de la felicidad. Creen otros que Dios les manifestó la futura encarnación del Hijo de Dios; mas ellos se rebelaron ante la idea de adorar a éste, vestido de la naturaleza humana, tan inferior a la suya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Apoc. 12, 7 ss. Refiérese este pasaje directamente al triunfo del cristianismo sobre la idolatría y sus fautores. Pero según la interpretación de algunos SS. PP., encierra también una alusión a la caída de los ángeles. Cír. Luc. 10, 18, donde el Señor dice a sus discípulos: «Yo vi caer del cielo a

Satanás como un rayo».

4 Il Petr. 2, 4.

5 Matth, 25, 41.

6 Cfr. Nikel, Genesis und Keilschriftforschung, 100; Kaulen, Assyrien und Babylonien, 192.

relato de la Creación con ojos conciliadores. Para disipar las dificultades que pueda suscitar la crítica, baste traducir e interpretar el relato conforme al sentido. La diferencia más importante parece ser el distinto orden de las obras de la Creación: según el capítulo 1, el hombre fué creado a la postre, mientras que según el capítulo 2, lo fué al principio, siguiendo luego las plantas, el Paraíso, los animales y la mujer.

Desaparece esta contradicción si se advierte que el autor se inspira en el



Fig. 12. — Chnum, formando en el torno de alfarero a Amenofis III y a su espíritu protector. Relieve de la sala donde nació de Amenofis III en Luqsor (1411-1375 a. Cr.). Según A. Jeremías, ATAO, 3.º edición, página 25.

orden objetivo y no en el cronológico. No quiere decir el escritor que el hom-

bre fuera creado antes que las plantas y los animales, sino explicar la relación de aquél con las plantas y los animales

y con la mujer.

Nada hay en el segundo capítulo que cronológicamente sea posterior al primero, si no es el último versículo. La narración debe tomarse en sentido literal, como la entendieron los santos Padres y Doctores de la Iglesia, y no alegóricamente, como una manera simbólica de expresar ciertas ideas. No se puede negar que la narración encierra verdades y misterios profundos; pero precisamente para significar esos misterios y verdades sucedieron así las cosas, y no de otrà manera; porque los hechos históricos, y no las fábulas, son la expresión más adecuada de las ideas. Además de esto, la narración de los primeros capítulos del Génesis es tan sencilla y conexa, que sería gran arbitrariedad interpretar una parte de ellos en sentido alegórico y otra en sentido real,

Los versículos 4 y 5 no deben tomarse como remate del relato de la Creación, sino como encabezamiento de la parte siguiente (2, 4 hasta 4, 26). La palabra hebrea thôledôt (= descendencia, generación, historia), se repite nueve veces en el Génesis, encabezando siempre una serie de narraciones referentes a la historia (descendencia) de un mismo personaje. En este capítulo relata el autor lo que sucedió después que Dios hubo creado cielo y tierra; mas antes de pasar a referírnoslo, dirige una mirada retrospectiva a lo dicho en el capítulo 1 acerca del «cielo y de la tierra» y de su separación (creación) en el día segundo o tercero 1.

54. «Esta es la historia del cielo y de la tierra después que fueron creados. Cuando el Señor Dios creó el cielo y la tierra, no había germinado todavía planta alguna del campo ni hierba de la tierra; porque el Señor Dios no había aún hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivase; y subía una niebla <sup>2</sup> de la tierra y humedecía toda la superficie del suelo. Entonces formó el Señor Dios <sup>3</sup> al hombre del polvo de la

¹ Acerca de la variante propuesta por algunos comentaristas: érez veyamim (= tierra y mar), en lugar de érez veschamdim (= tierra y cielo), cfr. Minjon, Die dogmatischen Grundlagen des bibl. Schöpfungsberichtes (Maguncia, 1910), 58 ss.; en contra Allgeier, Uber Doppelberichte in der Genesis (Friburgo, 1911), 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La palabra hebrea éd, que la Vulgata traduce tons = fuente, sale por segunda y última vez en 10b 36, 27, y se traduce ordinariamente niebla. Otros la relacionan con el babilónico edu = inundación, marca alta; en este supuesto querría decir nuestro pasaje que además de la lluvia existía un sistema artificial de riego (como, p. ej., el de Egipto por el Nilo). Cír. Theis, Sumerisches im AT (Tréveris. 1912), 11 ss.; en contra König, Genesis, 195.

El texto hebreo dice Valve-Eloim = Señor Dios. Al nombre genérico Dios (Elohim) se la ante-

El texto hebreo dice Vahre-Eloim = Señor Dios. Al nombre genérico Dios (Elohim) se le antepone otro que es exclusivo del Dios verdadero, primero para inculcar que Yahre, el Dios de la Revelación (el que es el eterno, Exod. 3, 14: cfr. núm. 230) no es sino el Crendor del Mundo (Elohim); y en segundo lugar para recordar al hombre que Dios no necesita del mundo, que por amor ereó todas las cosas y las puso al servicio del hombre, y que éste, en retorno, debe amar a Dios sobre todas las cosas, a El solo adorar y servir (cfr. Deul. 6, 4 5 13; Matth 4, 10).

tierra, e inspiróle en el rostro un soplo de vida, y quedó así hecho el hombre viviente» 1

Todo revela en este pasaje — máxime si se atiende a lo que antecede — la excelencia del hombre sobre las demás criaturas visibles. Para él es creado el universo y se viste la tierra de sus galas. Ya no pronuncia Dios aquella palabra de su omnipotencia: «Hágase», sino que entra en consejo consigo mismo y repite por tres veces su propósito de crear al hombre a su imagen \*. — Formó Dios el cuerpo del hombre mediante un acto especial de su voluntad omnipotente s. Esto significa que Dios quería dotarle de especiales perfecciones; y a la verdad, el cuerpo humano es la obra maestra de la creación visible. Todo lo que de hermoso y útil se encuentra derramado por las criaturas, se halla reunido y expresado en el cuerpo humano con admirable armonía y perfección.

Mas por su alma espiritual el hombre había de remontarse hasta la esfera de los espíritus, y uniendo en sí mismo el mundo corpóreo y el incorpóreo, ser la piedra angular de toda la Creación. El soplo de vida que Dios inspiró en su rostro era el alma espiritual, racional e inmortal. Y siendo un ser espiritual, nada tiene de común con lo corpóreo, ni con un hálito o soplo; mas porque es el principio y fundamento de la vida corpórea, y porque ella hace que el cuerpo respire y viva, se le llama hálito de vida. Ni quiere esto decir que el alma sea una emanación del ser divino - como tampoco el aliento material procede de la esencia misma del que respira —; sino que expresa simbólicamente que no fué formada a la manera del cuerpo, de la materia preexistente, sino creada por Dios directamente de la nada y unida al cuerpo 4.

Por su alma el hombre es imagen de Dios; no que sea igual a Dios, infinitamente perfecto, porque sólo el Verbo del Padre, el «resplandor de su gloria», es aretrato vivo de su sustancia» 5. Mas por el alma espiritual el hombre es semejante a Dios espíritu puro, y en las tres potencias (memoria, entendimiento y voluntad) lleva en cierto modo una débil imagen de la Santísima Trinidad 6. Por el entendimiento puede el hombre conocer a Dios, por la voluntad, amarle; la inmortalidad del alma le hace participante de la eternidad divina,

El texto bíblico habla según lo que se ve y entiende comúnmente, apartándose, tanto de consideraciones teológicas, como de adornos fantásticos. Pero, bajo el ropaje de la narración, expresa con claridad y hermosura profundos e importantes pensamientos (teológicos) acerca de la situación privilegiada del hombre, su diferencia esencial de los demás seres vivientes, su estado primitivo y el carácter moral del matrimonio 1. Nos enseña en particular que el hombre fué creado en un estado perfecto y

¹ Para la interpretación del relato bíblico, cfr. Göttsberger, Adam und Eva, en BZF III, 11, y Feldmann, Paradies und Sündenfall, en ATA IV (1913).
² Cfr. san Juan Crisóstomo, In Gen., hom. 8, n. 2-3; san Agustin, De Gen. ad litt. 1-3, c. 19; santo Tomás, Summa theol. 1, q. 93, a. 5; q. ct. a. 2.
¹ La teoría del origen animal del hombre no se compadere con lo solemne del relato bíblico (ni con la formación de la mujer del costado de Adán). Por lo menos no hay razón para apartarse del sentido literal simple y llano (más pormenores en núm. 56). — La elocución es humana e intuitiva, pero en modo alguno indigna de Dios. No se dice que Dios «amasara» el cuerpo de Adán de un «terrón» o del barro, a la manera como los egipcios representaban a su dios Chnum con el torno de alfarero (fig. 12), ni se habla de «pellizcar el barro», como en el mito babilónico. Es cierto que la palabra hebrea yazár es un término técnico que sirve para designar la actividad del alfarero, y que en lob 10, q y 33, 6 se lee «barro» (hômer) en vez de «polvo» (aphán). Peri vididad del alfarero, y que palabra hebrea yazar es un término técnico que sirve para designar la actividad del alfarero, y que en 10b 10, 9 y 33, 6 se lec «barro» (hómer) en vez de «polvo» (aphán). Pero aquí como allí sólo afirma el texto sagrado que el cuerpo humano está compuesto de elementos de la tierra, en los cuales se ha de resolver después de la muerte. Los mitos y leyendas de todos los pueblos del norte de Asia describen de manera análoga la creación del hombre. El cuerpo es formado de la tierra por el Ser Supremo, y la divinidad le infunde el aliento vital. Estas tradiciones alcanzan hasta antes de la civilización nómada, por tanto hasta la tradición primitiva. Cfr. Anthropos IN (1914), 677.

\* Santo Tomás, Summa theol, 1, q, qo. a. 1 ad 1

<sup>&#</sup>x27; Santo Tomás, Summa theot, 1, q. 90, a. 1 a. 1

Blebt. 1, 3.

Santo Tomás, Summa theol. 1, q. 93, a. 1 4 5.

Llega a conceder esto Kautzsch (p. 12), después de haberse negado la ciencia racionalista durante nucho tiempo a reconocer valor histórico a los relatos bíblicos —. También la escuela panbabilonista admite que enquí hay filosofia manifiesta y bien fundada»; pero va demasiado lejos al querer descubrir tendencias políticas y al imaginarse que, con ayuda de la protohistoria, se llegará a demostrar científicamente la verdadera situación entre las naciones del Judá anterior al destierro. Cfr. Erbt, Die Urgeschichte der Bibel (Berlín, 1904).

enriquecido por el Creador de dones que le elevaban a sobrenatural dignidad y perfección. Colígese esto de algunos rasgos del relato del Paraiso y del estado lastimoso a que se vió reducido el hombre por el pecado, y lo confirman testimonios explícitos del Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios creó al hombre recto 1 (esto es, en estado de justicia y perfección), le otorgó el don de la ciencia del espíritu, llenó su corazón de discernimiento y le dió a conocer el bien y el mal<sup>2</sup>; que Dios no es autor de la muerte, pues creó al hombre para la inmortalidad, sino que la muerte entró en el mundo por la envidia del demonio 3. Según el Nuevo Testamento, el hombre, que por la gracia y verdadera santidad se hace en cierto modo partícipe de la naturaleza di-vina, es una renovación y restauración del primitivo estado en que fué creado a imagen y semejanza de Dios 4; y la Redención es una restitución de los bienes de la gracia, perdidos por el pecado. De ahí que, según doctrina unánime de los santos Padres y decisión del Concilio de Trento 5, el hombre salió de las manos de Dios en santidad y justicia sobrenatural, empero sin menoscabo de la capacidad de desenvolverse, atestiguada expresamente por la Sagrada Escritura, al decir que Adán había de decidirse libremente por Dios, haciéndose de esta suerte acreedor a un grado superior de perfección.

Los dones sobrenaturales que acompañaban a la justicia y santidad (gracia santificante), eran principalmente el estado de inocencia, que excluía todo apetito desordenado e inclinación pecaminosa. El hombre bien ordenado en todas las manifestaciones de su vida; los sentidos obedientes al espíritu, y éste sumiso en todo a Dios. Ninguna lucha de conciencia turbaba la paz de su alma, la cual se sentía a su vez en perfecta armonía con Dios. Su inteligencia estaba adornada de grandes conocimientos y altísima sabiduría; probablemente le fué otorgado desde el principio el don del lenguaje; y por gracia especial de Dios, mediante el fruto del árbol de la vida, obtuvo lo que el alma inmortal deseaba para su cuerpo y no podía alcanzar: la exención del dolor y de la muerte. — Salió, pues, el primer hombre de las manos de Dios en perfecto desarrollo, vigor y hermosura corporales, adornado en cuerpo y alma de los más excelentes dones de la naturaleza y de la gracia, imagen natural y sobrenatural de Dios, obra maestra de la omnipotencia, sabiduría y amor en todos los aspectos. «Hicístele un poco inferior a los ángeles, coronástele de gloria y honor y le diste el mando de las obras de tus manos» e exclama el real Profeta, tan lacónico como expresivo.

Cuanto acabamos de exponer está en contradicción con la teoría de los que afirman ser el hombre un producto, el más acabado, de la naturaleza, «el producto más perfecto y acabado de la evolución natural», obtenido por el progresivo desarrollo del reino animal en muchos siglos; el cual, al comenzar a ser hombre, se encontraba en estado de infimo salvajismo. Esta teoría, fundada en la aplicación de las teorías darwinistas a la historia del hombre, es la triste floración de una falsa filosofía que niega la existencia de un Dios personal y creador, y destruye los fundamentos de la verdadera moralidad. Es, además, científicamente insostenible . La teoría de la evolución, perfeccionada y convertida actualmente en la ciencia de la *Biología*, admite la transformación de las especies sólo en sentido restringido. El óvulo, del cual se desarrolla el organismo, representa va plenamente el germen de su especie; es, pues, una célula

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eccli, 17, 1 ss. Sap. 10, 1 ss. Schmidt, Das Wissen unserer Stammeltern im Paradies, en Priester Konferenzblatt de Eberhart (Brixen, 1906, núm. t y 2).

ter Konferenzblatt de Eberhart (Brixen, 1906, núm. t. y. 2).

3 Sap. 1, 13; 2, 23.

4 Col. 3, 9 10. Ephes. 4, 24. Il Petr. 1, 4.

4 Sesión quinta, can. 1 y 2. Cfr. Catech. Rom. 1, 2, 4, 19; IV, 13, 4, 4; santo Tomás, Summa theol. 1, 4, 94-95. Acerca de la doctrina de la justicia y del pecado original frente a las teorías críticas modernas, cfr. ZKTh 1884, 216 ss., Poble, Dogmatik I, 495 ss.

4 Ps. 8, 6; cfr. Eccli. 49, 19.

7 Cfr. Bosch, Die neuere Kritik der Entwicklungstheorien, besondes des Darwinismus, en VGG (Colonia, 1914); Wasmann, Der Kampf um das Entwicklungsproblem (Friburgo, 1907); Stl. LXXVI (1909) y LXXVII.

específica, y engendra por división sólo una especie idéntica. No conoce esa teoría el camino que lleva del animal primitivo al hombre. A la luz de los hechos 2 seriamente inquiridos y cuidadosamente observados, se disipan como la niebla los árboles genealógicos de los ascendientes del hombre y los estados evolutivos de la humanidad, construídos según opiniones preconcebidas. - También los jósiles 3 (paleontología) hablan en contra de la teoría monístico-materialista del origen del hombre. Los vestigios más antiguos del hombre y de su civilización nos presentan un homo sapiens, esto es, un ser fundamentalmente diferente del mundo animal. Nada hay en la paleontología que induzca a sostener el paso del animal al hombre; la paleontología «no conoce los ascendientes del hombre» (Branco) 4. Al mismo resultado conduce la prehistoria; no ha descubierto estado alguno del hombre primitivo que tenga algún parecido con el animal; el hombre se pone inmediatamente en contacto con el mundo exterior. y lo domina; muestra disposición y aptitudes para el arte y la civilización 4, y vive en orden social y moral. La etnología y el folklore enseñan que los pueblos de civilización inferior no representan el estado primitivo de la humanidad, sino ramas de la familia humana, que han quedado retrasadas en el desenvolvimiento de la humanidad, y se han degradado y hecho salvajes tocante a religión y moral, pero que en el estado más primitivo y aun en el actual, a pesar de su degradación, se distinguen esencialmente del estado animal 6. La historia de la civilización y de las religiones va haciendo fracasar cada día más el dogma de la teoría monista de la evolución y del progreso rectilíneo de la especie inferior a la superior 7.

Olvidan también los partidarios de la evolución, que este asunto no pertenece a las ciencias naturales, sino a la filosofía y a la teología. El hombre es un ser compuesto de cuerpo y alma, y su cuerpo (a diferencia del del animal) está organizado para ser instrumento de un alma intelectual. En cuanto al alma, es imposible que la evolución pueda salvar el paso. Cuanto al cuerpo, nos atenemos al juicio del naturalista I. Reinke: por dignidad debe declarar la ciencia, que nada sabe del origen del hombre \*.

57. Como afirmasen los saduceos no hallarse en los libros de Moisés la doctrina de la inmortalidad del alma y de la subsistencia de la misma después de la muerte del cuerpo, el Salvador les atajó con una simple cita del pasaje aquél en que el Señor se llama a sí mismo Dios de Abraham, etc.; «pues bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos» . Los modernos han renovado la afirmación de los saduceos, sosteniendo que dicha doctrina no se encuentra en los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Pero, aun prescindiendo de que en tal supuesto carecería de sentido una religión revelada sobrenaturalmente — cual enseñan sin género de duda aquellos libros -, y que por lo mismo no hay razón para tratar en ellos ex profeso de la inmortalidad del alma, no faltan textos que suponen necesariamente, indican o declaran expresamente esa verdad: a) La doctrina de la semejanza del alma con Dios, con la cual va estrechamente unida

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ofrece particular interés el mendelismo (de su inventor P. Gregorio Mendel [# 1884]), en el cual se funda la teoria de la variación de los caracteres. Cfr. Bosch, l. c., 58 ss.; Muckermann, Grundriss der Biologie (Friburgo, 1906); Kind und Volki i (Friburgo, 1924); Wasmann, Die moderne Biologie und die Entwicklungslehre (Friburgo, 1906); Schmitt, Katholizismus und Entwicklungslehre (Kath. Lebenswerte IX, Paderborn, 1913).

Frank, Die Entwicklungslehre im Lichte der Tatsachen (Friburgo, 1911).

Cfr. A. Schmitt, Das Zeugnis der Versteinerungen gegen den Darwinismus (Friburgo, 1908); StL 1.XXVI (1909), 30 ss.

Wasmann, Die moderne Biologie und die Entwicklungstheories, 488.

<sup>\*</sup> Las facultades artísticas que en el hombre primitivo europeo revelan las pinturas rupestres y los instrumentos labrados, han obligado a los partidarios más decididos de la teoría evolucionista a reconocer la «enorme inteligencia de aquellos hombres». Cfr. Birkner. Der diluviale Mensch in Europa (Munich, 1916).

Cir. Killermann, Die Urgeschichte des Menschen auf Grund der neusten Forschungsergebnisse für das Volk dargestellt (Ratisbona, 1911); pruebas más detalladas v. en la obra Der Mensch aller

für das Volk dargestellt (Ratisbona, 1911); pruebas más detalladas v. en la obra Der Mensch aller Zeiten. I: Obermaier, Der Mensch der Vorzeit, 223 ss. y 413 ss.

7 Cfr. P. F. W. Schmidt, una exposición de los resultados de los últimos estudios acerca de la etnología y la historia de la civilización en el tomo 11 de la obra Der Mensch aller Zeiten.

6 Cfr. para todo este asunto: Reinke, Naturwissenchalt, Weltanschaung, Religion (Friburgo, 1923), 60 ss.; Bumúller, Ans der Uzeit des Menschen (Colonia, 1907); ThPQS, 1909 y 1911; ZKTh, 1912, 819 ss.; Schmitt, Der Ursprung des Menschen, en Esser-Mausbach, Religion, Khristentum und Kirche 1t (Kempten, 1923), 577 ss. Ude, Kann der Mensch vom Tier abstammen? (Graz y Viena, 1914); NK XIV (1916), 49 ss.; respecto al alma v. Kath. 1913, 11, 137; ThG II, 387.

Matth. 22, 32; cfr. Exod. 3, 6; 4, 5 y otros lugares.

la de la inmortalidad 1; la naturaleza del alma, la cual no procede de la tierra como el cuerpo, a la cual, por tanto, no alcanza la pena de muerte 2, b) Frasescomo éstas: air a los padres», o areunirse con ellos», etc., son muy distintas de las palabras «fallecer», «morir»; designan aquéllas la unión del que muere con los miembros de su familia que le han precedido. Y no pueden referirse a la unión en el sepulcro, pues algunas sepulturas distaban entre sí cientos de millas, por ejemplo, la de Abraham 3 y la de sus ascendientes de Caldea. Ni se refiere Jacob a tal unión, cuando dice que quiere descender a donde está su hijo José , a quien creía devorado por una fiera, c) El lugar donde iban a parar los muertos se llama Scheol 5; allá han de ir «vivos», en cuerpo y alma, y de comanera nunca oída» los rebeldes en tropel 6; allí hay diversas mansiones 7. d) La prohibición de conjurar los muertos supone la fe en la supervivencia de las almas después de la muerte, e) La temprana traslación de esta vida terrenal y la misma muerte son una felicidad para los justos o lo cual carecería de sentido, de no existir la creencia en la vida perdurable. f) En los libros del Antiguo Testamento posteriores a Moisés aparecen idénticas expresiones e ideas 10, unidas a otras, y siempre en el sentido de la supervivencia personal del alma inmortal; y no se encuentra pasaje que permita suponer un cambio de ideas o de significación de tales expresiones. g) Hasta los pueblos paganos más antiguos 11 tenían esta creencia; y ciertamente, en este punto los israelitas y susantecesores no estaban más atrasados que los paganos.

58. No obstante el alma inmortal y sus excelsas prerrogativas, el primer hombre es llamado Adán, que quiere decir hombre de la tierra. En los capítulos 2-4 del texto hebreo se toma esta palabra como nombre común; desde el versículo 25 del capítulo 4 como nombre propio. Adamâ significa en hebreo tierra, adâm, hombre de la tierra. Es una etimología popular que responde al espíritu de la lengua hebrea, y está conforme con la verdad. Según el profesor Sanda 12. adamâ significa en sumerio mi padre adamê, nuestro padre. El nombre recordaba a los hebreos constantemente el origen terreno y la caducidad del hombre. Pero en su mano está ennoblecer la naturaleza corpórea, de humilde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cír. Sap. 2, 23. <sup>2</sup> Gen. 3, 18; cír. 2, 7; Eccles. 12, 7 y 3, 21.

<sup>5</sup> Gen. 25, 8. Gen. 37, 35.

Según algunos del hebreo scha al, exigir, reclamar; y quiere decir: el lugar que en cierto modo rectama las almas, el insaciable que llama a sí todas las cosas; según otros, de scha al. estar hucco; de ahí cueva o infierno, etc.; según Gesenius (Hebraisches und aramaisches Handwörterbuch\*\*), es una palabra de etimología desconocida, peculiar de los isracilitas, con la cual designaban éstos el reino de los muertos. En contra de éste, indican algunos la palabra babilónica schu'álu. opinión que a su vez combate Zinmern en KAT o 636 y 642. E. Glaser demuestra por el Árabe (Altjemenische Nachr. 1, 75) que scheôl puede muy bien interpretarse lugar de la cuenta, del juicio, de la aniquilación, del castigo, etc. Esto se aviene con los numerosos lugares de la Biblia en que se lee esta palabra, y muestra al mismo tiempo que también aquí importa menos la etimología que el concepto biblico expresado con la palabra. Es el lugar donde moran las almas después de la muerte del cuerpo; para los justos, el limbo o también el purgatorio (II Mach. 12, 43 ss.); para los implos, el infierno (Num. 16, 30 ss. 10b. 26, 5 s.). reclama las almas, el insaciable que llama a sí todas las cosas; según otros, de scha al, estar hueco; 16, 30 ss. lob. 26, 5 s.).

<sup>\*</sup> Num. 16, 30 ss.; cfr. Ps. 54, 16.

\* Deut. 32, 22: "hasta el infierno más profundo».

\* Lev. 19, 31; 20, 6. Deut. 18, 11; cfr. la aparición de Samuel (I Reg. 28, 11 ss.).

\* Num. 23, 10. "muera mi alma (muriese yo) la muerte de los justos», etc.; cfr. Gen. 15, 15 z

Num. 23, 10. «muera mi alma (muriese yo) la muerte de los justos», etc.; etr. Gen. 15, 15: «Pero ti irás en paz a tus padres», etc.

18 Cfr. además acerca del scheól, I Reg. 2, 6; Ps. 15, 10; 16, 15; 48, 15 s.; 85, 13; la inmortalidad, Sap. 3, 1; 5, 16; el juicio después de la muerte, Eccles. 12, 14; el juicio «al fin de los tiempos», Is. 66, 22 ss.; Dan. 12; Malach. 4; resurrección de muertos. III Reg. 17, 21; IV Reg. 4, 34; 13, 21; resurrección de la carne, Iob. 19, 25; Is. 25, 8; 26, 19; Ezech. 37; Dan. 12; II Mach. 7, 9 14 23. Acerca de la doctrina de la inmortalidad en el A. T., v. Kath. 1877, II 352, etc., y especialmente L. Atzberger, Die Christliche Eschatologie in den Stadien ihrer Ojjenbarung im AT und NT (Friburgo, 1890); Flunk, Die Eschatologie Altisraels, en ZKTh. 1887, 447 ss.

18 Cfr. el Líbro de los muertos de Egipto, la leyenda babillônica del viaje al infierno de Istar, etc., las oraciones babilônicas (que trae Kaulen en su obra: Assvien und Babylonien. 171 s.), el Zend-Avesta de los persas, etc. Por lo demás, advierte Bezold (Die Babyl.-assyrischen Keilinschriften, 38), que no babilonio no esiste una descripción del inferno tal como nosotros nos lo representamos. Las ideas

Avesta de los persas, etc. Por lo demás, advierte Bezold (Die Babyl.-assyrischen Keilinschriften, 38), que en babilonio no existe una descripción del infierno tal como nosotros nos lo representamos. Las ideas bíblicas acerca de la vida de ultratumba son muy superiores a los pueriles mitos babilónicos, los cuales, además, en lo esencial no son específicamente babilónicos, sino comunes a todos los pueblos civilizados de la antigüedad. No hay razón, pues, para buscar en Babilonia el origen de las creencias hebreas relativas a la vida futura. Cfr. Nikel, Zur Verständigung, 92 ss. El material cuneiforme puede verse en Jeremías, Hölle und Paradies, en AO 1, 3, nota 3; el material egiptológico en Wimann, Die Toten und ihre Reiche im Glauben der alten Agypter, en AO 11, 2. Cfr. todavía Knababauer, Das Zeugnis des Menschengeschlechts für die Unsterblichkeit der Seele (Friburgo, 1878); Schmid, Der Unsterbliehkeits- und Auferstehunsglaube in der Bibel (Brixen, 1902).

<sup>11</sup> ZKTh 1902, 194.

origen, sometiéndola al espíritu, y haciendo de ella un instrumento siempre dispuesto a las obras de virtud y piedad, e intermediario de los más excelentes medios de santificación, como son la palabra divina y los santos sacramentos.

#### 4. El Paraíso

(Gen. 2, 8-17)

La morada del hombre en la tierra debía corresponder a tan singulares prerrogativas 1. Y aun cuando Dios había aparejado con tanta magnificencia toda la Creación para recibirle, todavía quiso realzar la hermosura y bondad del lugar especial que previniera para primera mansión del hombre. «Había plantado el Señor Dios desde el principio 2 el Paraiso de delicias 3, y había hecho germinar en el mismo toda clase de árboles, hermosos a la vista y de frutos gustosos al paladar; y también el árbol de la vida en medio del Paraíso, y el arbol de la ciencia del bien y del mal».

Desconocida nos es la especie de estos dos árboles 4. Eran, sin duda, como los demás del Paraíso, pero dotados por Dios de sobrenatural virtud : esto indica el nombre que les da el narrador, a quien no eran desconocidas sus propiedades. El árbol de la vida con sus frutos hubiera contrarrestado la natural caducidad y mortalidad del cuerpo, si el hombre no hubiese desobedecido. Esto quieren decir aquellas palabras que Dios pronunció luego de pecar Adán: «no sea que alargue la mano y tome también del fruto del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre». En el árbol de la ciencia se iba a ver si Adán optaba por el bien o por el mal 6.

60. «De este lugar de delicias 7 salía un río para regar el Paraiso, y se dividía desde allí en cuatro ríos. El nombre del primero es Fisón: y es el que circula por todo el país de Hevilat, en donde se halla el oro; y el oro de aquella tierra es finísimo; allí se encuentra también el bedelio y la piedra cornerina 8. El nombre del segundo río es Geón: éste es el que rodea la tierra de Eiopía 9 (en hebreo Kusch). El tercer río tiene por

Santo Tomás, Summa theol. 1, q. 102, a. 2 ad 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es decir, ya anteriormente, antes de la creación del hombre. El texto hebreo dice «al oriente», o sea al oriente del escritor sagrado, es decir, al oriente de Palestina.

o sea al oriente del escritor sagrado, es decir, al oriente de Palestina.

El texto hebreo dice: eun jardín en Edén», es decir, en el lugar de delicias, que es lo mismo. Porque el paraje en que estaba situado el Paraíso recibió de éste el nombre de Edén, es decir, delicias.

Creen unos que el árbol de la ciencia del bien y del mal lué una higuera, fundándose en que, después del pecado, nuestros primeros padres se cubrieron con hojas de higuera (Gen. 3, 7); opinan otros que se trata de un manzano, por aquello del Cantar de los Cantares, 8, 5; cuestión completa-

mente baladí.

mente baladí.

<sup>a</sup> Gen. 3, 22.

<sup>a</sup> Acerca de los árboles, cfr. san Agustín, De Civ. Dei, 1, 14, c. 26; santo Tomás, Summa theol., 4, q. 102, a. 1 ad 4; q. 97, a. 4; el árbol de la ciencia recibió este nombre en sentir de santo Tomás, supor los efectos que de sus frutos se esperabam. Alusiones a los frutos, etc., del Paraíso, v. en Cant. 4, 13; Eccli. 40, 17 28; Ezech. 28, 13; 31, 8; san Crisóstomo, In Gen., hom. 13, c. 4; Teodoreto, Anast. in Gen., c. 26. El último explica el árbol de la vida como un premio prometido a Adán si hubiese resistido a la tentación.

L. En belyese de Edére de Cale de Cal

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> En hebreo, de Edém; es decir, el río nacía en el paraje donde estaba el Paraíso. Suponen algunos que se trata de algo pretérito, que el escritor lo conoció ya transformado (hubo un río que más tarde se dividió); Engelkemper (Die Paradiesesflüsse, Münster, 1901, 57 ss.) ha demostrado que

la palabra hebrea scham no indica tiempo, sino lugar.

<sup>1</sup>a palabra hebrea scham no indica tiempo, sino lugar.

1 El nombre Hevilat significa varias cosas: Gen. 10, 7 se llama así a un hijo de Kusch; 10, 29 a un descendiente de Sem; en Gen. 25, 18 y I Reg. 15, 7 se da este nombre a una región árabe. Países del oro pueden ser la Cólquida (costa oriental del mar Negro), Arabia, India y Africa. Se hace mención del bedelio (bedélach) en Num. 11, 7; mas de aquí nada seguro se puede deducir respecto a su naturaleza. Se ha entendido comúnmente por bedelio la resina aromática de un árbol muy extendido en Oriente (I.B. I. 583). Podría tal vez tratarse de alguna perla, pues se le nombra juntamente con el ónice (piedra schoham). Es cuestión secundaria si schoham significa ónice o esmeralda (LXX).

1 El nombre latino no se refiere solamente a la conocida región africana (Nubia); en tiempo de Jesucristo designaba también una parte de Armenia, a dorde (según Rufino, Hist. eccl., 10, 9) fué el apóstol san Mateo a predicar el Evangelio. La palabra Kusch significa en Gen. 10, 10, sin género de diuda, una región asiática, que bien pudiera hallarse el norte de Babilonia, de la cual queda tal vez memoria en el nombre de los coseos (en Herodoto?) y de los retíopeso que, según los poetas griegos, tubitaban los límites del mundo conocido. También en Arabia había una región llamada Kusch, cfr. BZF III, 5-6, 47. BZF 111, 5-6, 47.

nombre Tigris: éste va corriendo hacia los asirios. El cuarto río es el Eufrates.»

Esta noticia intercalada en el relato bíblico tiene por objeto fijar la situación del Paraíso. Estaba en la región fluvial del Tigris y Eufrates. Es muy difícil determinar los otros dos ríos; situados más lejos, y siendo menos conocidos (aun para los primeros lectores del Génesis), se les especifica mencionando los países y productos de su cuenca. Creen algunos que estos versículos son glosas, es decir, notas aclaratorias añadidas posteriormente al texto, las cuales no se deben atribuir al autor inspirado. Mas en el texto más antiguo que poseemos se encuentra integro el pasaje, unido al resto de la narración. En todo caso, estos datos acerca de la situación del Paraíso tienen valor de tradición muy antigua, unida al texto primitivo; de donde no deben desecharse con ligereza. Otros entienden por Fisón y Geón dos ríos que nacen cerca de las fuentes del Tigris y Eufrates (tal vez el Kur o Tschorogh y el Araxes; cfr. Riess, Bibl. Geographie, página 16; entonces el país de Hevilat es la Cólquida de los griegos, y Etiopía es Kusch, la actual provincia persa Aderbeidschan) 2, y suponen que el Paraíso estaba en Armenia, en la misma región donde descansó el arca después del diluvio, y donde salió por segunda vez la humanidad a poblar la tierra. La posición y naturaleza de este país hablan en favor de tal hipótesis: en medio de los principales países de la tierra, a igual distancia del cabo de Buena Esperanza y del estrecho de Bering, a igual distancia también del cabo Comorín y de Islandia; entre el océano Atlántico y el mar Pacífico y entre las antiguamente cuencas marítimas asiática y africana (Gobi y Sahara), y después que éstas se secaron, entre el Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio, el golfo Pérsico y el mar Rojo; o sea, en una posición muy propicia para la rápida expansión del género humano por toda la tierra. Los intérpretes antiguos con Fl. Josefo, contemporáneo de los apostoles, entienden por el Fisón, el Ganges, y por el Geón, el Nilo (o el Indo); las fuentes de esos dos ríos distan 800 millas entre sí, y de 400 a 500 de las fuentes del Eufrates y del Tigris. Esta idea es incomprensible a la ciencia geográfica de hoy, no así a la antigua, que atribuía origen común en Asia a los grandes ríos del mundo. Dudoso es, y aun inverosímil, que esta idea concuerde con la mente del escritor, pues de ser así el texto querría decir: el Paraíso se encontraba en aquel lugar donde, según opinión corriente de aquel tiempo y considerada como cierta por aquellos para quienes el autor escribió, tenían origen común los cuatro ríos conocidos. Esta manera de expresarse es incompatible con la Inspiración de la Sagrada Escritura, si se tiene en cuenta la diferencia entre el sentido y la expresión; el sentido no puede contener error alguno, pues Dios no es autor del error; la expresión, mediante la cual se expone el sentido, puede y debe acomodarse a las ideas de los contemporáneos del autor humano y a los usos de la lengua del pueblo (no a la ciencia) \*. Otros, buscando en los documentos cuneiformes y en las tradiciones babilónicas alguna base para determinar la situación de los ríos del Paraíso, identifican los ríos Fisón y Geón con dos canales del Eufrates (cuyos nombres, «Pisanu» y «Guchanu», no están sólidamente establecidos) , o trasladan el Paraíso a la llanura del golfo Pérsico , o entienden por Fisón y Geón los dos mayores afluentes de la región media del Eufrates, Chabur y Belich (fundándose en una

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gunkel (Genesis\*, 9) descubre en este dato un modo de hablar muy antiguo, que corresponde al hecho de hallarse situada la vieja capital de Asiria (Assur) al oeste del Tigris; este río, por otra parte, fué siempre el límite occidental de la nación asiria; más tarde todas las capitales del imperio estuvieron situadas al oriente del Tigris.

estuvieron situadas al oriente del Tigris.

<sup>2</sup> Esta interpretación se funda en el significado temporal de la palabra hebrea mischam (= desde entonces, en lugar de: desde allí). Según esto un solo río regaba el Paraiso (tal vez a la manera como el Nilo riega Egipto); más tarde, en virtud de ciertos cambios geológicos (hundimientos y elevaciones, relacionados tal vez con el diluvio), habrían aparecido en su lugar cuatro fuentes (en hebreo: cabezas de río). Cfr. Kaulen, en Kath. 1864, 11, 1 ss.; KL IX, 1458, y Hoberg, Genesis <sup>3</sup>, 32 ss.

<sup>8</sup> Cfr. Murr, Wo steht die Wiege der Menschheil? (Innsbruck, 1902).

<sup>4</sup> Así Engelkemper (Die Paradiesesfüsse), con quien están de acuerdo, entre otros, N. Peters y Lagrange (en RB, 269 ss.; 1897, 344).

<sup>8</sup> Así Fr. Delitzch (Wo lag das Paradies?, Leipzig, 1881), pero con escasa aceptación.

<sup>8</sup> Cfr. Pörtner, Das hibl. Paradies (Maguncia, 1910) (efr. Kath, 1901, 1); lo mismo opina, aunque por otras razones, Hummelauer (Comm. in Gen.). para el cual la frase «el se divideo significa: el se pierde, vierte sus aguas; y los «cuatro rios» (capita), son cuatro canales que desembocan en el golfo (rafíon) Pérsico. Este llegaba antiguamente hasta donde actualmente se unen el Tigris y el Eufrates, y recibín, además de éstos, otros dos grandes ríos. Según esto, el Eufrates es el río que sale del Paraiso y vierte sus aguas en el gran río cuádruple.

inscripción, en la cual a la palabra rasim dan el sentido de desembocadura, afluente). Según esto, el Paraíso se hallaba en la llanura situada al oriente de la gran curva que describe el Eufrates aguas arriba de la confluencia del Belich; está en consonancia con esto el nombre Bit-Adini, país de Edén, que consta en los documentos, al cual se atribuye riqueza en oro 1. También se ha pensado en Arabia, fundándose en una antigua tradición (de los primitivos semitas) 3. - Ninguna de las soluciones ha merecido general aceptación. Queda, sin embargo, en pie que la descripción bíblica de los ríos del Paraíso es algo más que «el intento de representar de alguna manera a los lectores, con los medios de una geografía ingenua y pueril, el lugar del jardín de Dios, del cual salían, según creencia popular, los grandes ríos fertilizadores del mundo» 3; seguramente la descripción descansa en tradiciones antiguas no desprovistas de fundamento.

61. A este jardín de delicias trasladó Dios al hombre 4 para que lo guardase y cultivase, no con fatiga y sudor de su frente, sino como ejercicio de su señorio sobre la naturaleza, para ennoblecimiento de ésta, desarrollo de las propias facultades corporales y espirituales, glorificación de Dios y felicidad propia. Adán debía custodiar el jardín, mas no de enemigos intrusos o de fieras alimañas, etc.; guardarlo para si mismo, cuidar de no perderlo por el pecado juntamente con los dones sobrenaturales 5, antes bien asegurar por su obediencia un paraíso aun más excelente, el cielo, con la eterna y beatífica visión de Dios.

En sentir de los santos Padres e intérpretes, el Paraiso terrenal es una figura de la Iglesia militante y triunfante 6. En la Iglesia el árbol de la ciencia es la cruz, en la cual fué expiada la desobediencia del primer Adán por la obediencia del segundo; pues «Jesucristo obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz». De esta suerte nos mereció el acceso al árbol de la vida. Este árbol es la sabiduría divina, el Santo Sacramento, en el cual nos da su cuerpo y sangre, como alimento del alma para la vida eterna y como prenda segura de nuestra resurrección 8. Del lugar de delicias, del sacratísimo Corazón del Redentor, o, como dice el profeta Ezequiel, del lado dereccho del templo 9, brota aquel río de agua viva que riega el paraíso de la Iglesia, aquel río salutífero de la divina doctrina que se difunde en los cuatro Evangelios por los cuatro puntos cardinales, aquel río de gracia que fluye principalmente en los santos sacramentos.

Mas en el paraiso celestial, junto al trono de Dios y del Cordero, brota el río de la celestial bienaventuranza; allí el Cordero divino es el árbol de la vida 49. No hay árbol de la ciencia del bien y del mal, pues pasó el tiempo de la prueba. En cambio los bienaventurados ven cara a cara a Dios, el sumo bien,

y en El hallan la plenitud de la ciencia, verdad y sabiduría 11.

<sup>1</sup> Así Riessler, Wo lag das Paradies? (Hamm, 1908) (en FZB XXVII, 12). Segúa Riessler (ibid. 17 ss.), está atestiguado que este lugar era tenido desde antiguo en gran veneración por los babilonios, 17 ss.), està atestiguado que este lugar era tenido desde antiguo en gran veneración por los babilonios, y es verosímil que de esta región, especialmente de la ciudad santa de Eragiza, se hubiese difundate el motivo del árbol con la serpiente y los cuatro ríos, que tan temprano aparece en el arte sagrado de Mesopotamia y Egipto. Todavía no ha mucho era famosa aquella región por su extraordinaria fertilidad; Xenofonte, que pasó por este país en la expedición de los 10.000, nos refiere en su Anabasis que allí se cuenta de un grandioso y magnifico parque (Parádeisos); lo cual no quiere decir que este parque tenga que ver con el Paraíso bíblico.

2 Cír. Landersdorfer en BZF 111, 5-6, y Zur Paradieses/rage, en Kath. 1913, 11, 38-59; Feldmann, Paradies and Sundalil. 1813.

Paradies und Sundenfall. 104 ss.

Dillmann, Genesis 6, 63.
Según una leyenda judía, Adán fué formado (de tierra roja) en el campo damasceno, junto a Hebrón, y allí también fué muerto Abel y enterrado Adán (tal vez hay en esto una interpretación errónea de Ios. 14, 15); Noé guardó en el arca los huesos de Adán, que distribuyó después entre sus hijos, correspondiendo al primogénito Sem el cráneo, que, según una leyenda cristiana, fué enterrado más tarde en el monte Calvario.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Santo Tomás, Summa theol. 1, q. 102, a. 3. San Agustín, De Gen. ad litt. l. 8, c. 10, n. 21 s. Cfr. en particular san Irenco, Adv. haer., l. 4, c. 24; l. 5, h. 2; san Ambrosio, Lib. de Paradiso; san Agustín, De Civ. Dei., l. 13, c. 21; De Gen. ad. litt., l. 8, c, 1 4 5 6 13 14; l, 11, c, 25; l, 12, c, 28, Por eso se llama la Iglesia oparaíso» (Luc. 23, 24. Cor. 12, 4. Apoc. 2, 7).

Por eso se llama la Iglesia aparaison (Luc. 23, 24, Cor. 12, 4, Apoc. 2, 7).

1 Philipp 2, 8; cfr. Rom. 5, 19.

1 Prov. 3, 18. Luc. 22, 19 s. Ioann. 6, 50-59; cfr. el hermoso pasaje de la Imitación de Cristo, 4, 11, 4; san Buenaventura, Lignum vitae.

2 Ezech. 47, 1 s.; cfr. Ioann. 19, 34 ss.

10 Ps. 1, 3; 91, 13; 16, 15; 35, 9 s. Apoc. 22, 1 s.; 2, 7; 7, 17; cfr. Ioann. 15, 1 s.

11 Cor. 13, 9 ss.; 11 Cor. 3, 18. Ioann. 3, 2; cfr. Iob 19, 25 ss.; Ps. 15, 11; 38, 8 ss., entre

otros lugares.

En sentido moral ven los santos Padres en el Paraíso una imagen del alma, la cual es feliz con la alegría de la buena conciencia. El árbol de la vida es Jesucristo, que da la vida sobrenatural al alma, y la conserva en ella por la gracia; el árbol de la ciencia es el libre albedrío que se somete a Dios; el río es la verdad divina que conserva al alma fresca y fructífera; los cuatro ríos son las virtudes cardinales, de las cuales reciben vitalidad y crecimiento todos los frutos, esto es, las virtudes 2.

## 5. Creación de la mujer

(Gen. 2, 18-25)

«Dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo 3; hagámosle una compañera que le sea semejante. Dios había formado de lá tierra toda clase de animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo a la presencia de Adán, para que viese cómo los había de llamar; pues de la manera como Adán llamase a los seres vivientes, tales habían de ser sus nombres. Y llamó Adán por su nombre a todos los animales y a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo; mas para Adán no se hallaba una compañera semejante a él.»

Aparece aquí Adán como hombre perfecto, en pleno disfrute de todas sus facultades corporales y espirituales, y ejerce por primera vez el seño-rio sobre la naturaleza, imponiendo nombres a los animales; mas al propio tiempo debió darse cuenta de que él, de naturaleza más excelente que todos los seres, necesitaba sociedad de su misma condición; su anhelo iba a realizarse.

Sería no conocer el estilo narrativo hebreo, creer que aquí se trata de un nuevo relato de la creación de los animales. El encadenamiento de frases y pensamientos es más bien éste: «Dios llevó a la presencia de Adán los animales que había creado». No afirma el texto que fuesen llevados todos, ni ello era necesario para el objeto que se pretendía; se trata más bien de todo género de animales (domésticos, aves, bestias del campo; v. 20), cuya denominación debía comenzar Adán, para continuarla más tarde él y sus descendientes, a medida que fuesen dominando la tierra. No dice el texto cómo llevó Dios los animales à la presencia de Adán (el texto hebreo dice: hizo venir, o hizo que vinieran). El hecho de haber dado Adán nombre a los animales prueba por lo menos que le era innata la facultad de hablar; el uso de esta facultad fué un acto libre del primer hombre (bajo la dirección de Dios). Pudo también suceder que Adán estuviese en posesión del lenguaje por gracia sobrenatural de Dios; pues el dar a cada animal el nombre que a su naturaleza corresponde, arguye conocimiento por ciencia infusa 4.

Al observar Adán los animales, advirtió que Dios los había criado por parejas, es decir, según dos sexos distintos que mutuamente se completaban. Mas, entre todos ellos, no encontró ser alguno que se le pareciese y que pudiera ser su pareja. Y como en el plan de Dios entraba la propagación del linaje humano

¹ San Agustín, De Gen. ad litt., l. 12, c. 34. Imitación de Cristo, 2, 1, 1; 4, 2; 3, 15, 4.
² Cornelio a Lapide, Comm. in Gen., 2, 8; cfr. santo Tomás, Summa theol., 2, 2, prol. in fine² Como quisieran los herejes deducir de este pasaje que la virginidad no es agradable al Señor,
saliéronles al paso los SS. PP. diciendo que no se refere aquí Dios a cada uno de los hombres, sina
sólo al linaje humano, que de un solo tronco había de propagarse a todo el orbe; por eso era necesario
se le diese a Adán una compañera, una mujer, y se instituyese el matrimonio.
⁴ El desarrollo de la vida espiritual está íntima y necesariamente relacionado con el del lenguaje,
porque fete no es más que la expresión del pensamiento. Es ques muy natural que habífedose corre-

porque éste no es más que la expresión del pensamiento. Es, pues, muy natural que habiéndose concedido a Adán el don del conocimiento, se le otorgase también de una manera sobrenatural el del lenguale (cfr. santo Tomás, Summa theol., 1, q. 94); sin embargo, este argumento no es apodíctico y puede muy bien conciliarse con el texto la teoría de que el lenguaje nació de la libre acción del hombre, el cual con esto no hizo sino cumplir su destino. Tiene además esta teoría en su apoyo la autoridad de cuai con esto no hizo sino cumpiir su destino. Tiene además esta teoría en su anoyo la autoridad de no pocos santos Padres (san Agustín, san Basilio), los cuales consideran el lenguaje como una creación del hombre, dotado de discurso, ciencia y facultad de hablar (cfr. Pohle, Dogmatik 1°, 503). — Inútil es discutir cuál fuese la primera lengua, pues ésta se perdiá y todas las históricamente comprobadas han experimentado grandes variaciones. Cfr. Giesswein, Die Probleme des Sprachwissenschaft, sogunda parte: Der Ursprung der Sprache und der Ursustand des Menschen. 140-234.

por toda la tierra y la convivencia social de los hombres («no es bueno, esto es, no quiere Dios que el hombre esté solo»), fué creada la mujer, instituído el matrimonio y fundada la familia, base del orden social en la tierra,

«El Señor Dios hizo venir sobre Adán un profundo sueño; y mientras dormía Adán, tomó una de sus costillas, y llenó de carne su lugar. Y el Señor Dios, de la costilla que sacó de Adán formó una mujer, a la que llevó a la presencia de Adán (como compañera y esposa). Y dijo Adán: Esto es ahora 1 hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta se llamará Hembra (mujer) <sup>2</sup>, porque del hombre ha sido sacada. Por esto <sup>3</sup> dejará el hombre a su padre y a su madre y estará unido a su mujer, y los dos serán una sola carne» <sup>4</sup>. Con esto quedó instituído por Dios el matrimonio, que es el vínculo social más antiguo y sagrado, e indisoluble por voluntad de Dios 5.

Vió Adán la formación de Eva en una visión, en un éxtasis producido por Dios. Esto quiere indicar la palabra hebrea tardema (= sueño profundo), que se emplea siempre en la Biblia (a excepción de Prov. 19, 15), para designar un sueño profundo producido por el Señor para comunicar la Revelación (los LXX traducen éxtasis). La descripción es antropomórfica, pero no indigna de Dios. La formación de Eva de una costilla , quiere decir que Dios, por obra de su omnipotencia, formó a la mujer de una parte del hombre por modo maravilloso, a la manera como de la simiente y de las raíces hace crecer las plantas. La intención del autor es describir un hecho real: no sólo que Adán tuvo realmente una visión, sino también que el origen de la primera mujer, contemplado en visión, fué un hecho histórico y no un símbolo. Así lo interpreta el Apóstol san Pablo (I Cor. 11, 6); y según decreto de la Comisión Bíblica del 30 de junio de 1909, no puede ponerse en duda «el sentido literal histórico» de este pasaje. Que la mujer procede del hombre, significa la dignidad de nuestro primer padre, ya que como hubiese sido creado a imagen de Dios, él debe ser el origen único de todo el linaje humano, a la manera como Dios es el autor del universo. La formación de la mujer de carne y hueso de Adán, significa la íntima e indisoluble comunidad de vida que entre ambos debe existir; así como carne y hueso forman un todo, así ellos deben tener un solo corazón y una sola voluntad El haber sido formada Eva precisamente de una costilla de Adán, indica que la mujer no es cabeza del marido, pero tampoco esclava suya, sino companera y de igual condición que él; que le debe estar sometida, pero que el hombre debe alimentarla y cuidarla como parte de su ser, y amarla como nacida de su corazón 7. Por eso dice san Pablo: «Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia y se sacrificó por ella, para santificarla, limpiándola en el Bautismo de agua con la palabra de vida. Nadie aborreció jamás a su propia carne, antes bien, la sustenta y cuida, como Cristo a su Iglesia; porque nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos... Este misterio es grande; mas yo os digo: en (relación a) Cristo y (a) la Iglesia 8».

Enciérrase, pues, en esto un misterio todavía mucho más profundo: la unión de Cristo con la Iglesia su esposa, comprada con su sangre preciosa 9. Así como Adán quedó profundamente dormido por manera sobrenatural, v durante aquel sueño fué formada Eva de su costado, así durmió el Hijo de Dios en la cruz un sueño de sobrenatural y divino amor hacia los hombres. Comprólos con su

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En hebreo «esta vez». Cuando le fueron presentados los animales, no pudo decir otro tanto; pero ahora reconoce en Eva a su semejante

En hebreo ischah, mujer, de isch. hombre.

Las palabras que siguen son del mismo Dios, según Matth. 19, 4 5; de donde se deduce que Adán las pronunció por inspiración divina, para así declarar la naturaleza del matrimonio.

Gen. 2, 21-24.

Cfr. Matth. 19, 3-9. La traducción eser dos en una carnes no es del todo exacta, ni declara suficientemente el profundo sentido que encierra: los dos vienen a ser una carne, dos se hacen uno (una caro), ya no son dos, como dijo Jesucristo, sino una carne, un todo que consta de dos personas. Acerca de Eva, cfr. Zschokke, Die bibl. Frauen des AT (Friburgo, 1882), 5 ss.; y Menzinger, Eva, en ThpMS.

Aunque el significado de la palabra hebrea sel'a (costilla) no es seguro, y se traduce por «costado», «sangre» o respíritu de vida», sin embargo la idea es la misma: que la mujer ha sido formada del hombre.

' I Cor. 11, 7-12.

\* Fohes. 5, 25 ss

\* Act. 20, 28.

muerte, y formó su Iglesia; de su divino costado manó sangre y agua 1, símbolo de los sacramentos de la Iglesia, en especial del Bautismo y del Sacramento del Altar, por medio de los cuales la Iglesia como espiritual madre engendra hijos a su divino esposo y los alimenta para la vida eterna 2.

Es una verdad revelada, admitida por toda la cristiandad, que Adán y Eva son padres de todo el género humano; en ella descansa el dogma del pecado original y de la Redención del género humano por Jesucristo. Supuesta aquella verdad, adquieren sentido más profundo dos grandes tesis de la moral cristiana, a saber: la igualdad original de todos

los hombres y la obligación de la caridad fraterna .

Por eso atestigua la Sagrada Escritura en varios lugares la unidad del género 4 humano de la manera más explícita, en especial cuando compara a Adán, padre terreno que nos acarreó la muerte, con Jesucristo, padre espiritual 5 que nos trajo la vida: «El primer hombre, Adán, fué creado alma viviente; el postrer Adán fué hecho espíritu vivificante. El primer hombre, de la tierra, es terreno; el segundo, del cielo, es celestial» 6. «Adán fué figura de lo que había de venir. Pues, como por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos (esto es, todos) constituídos pecadores, así también por la obediencia de uno solo serán muchos constituídos justos.» 7 «Por un solo hombre vino la muerte, y por un hombre debe también venir la resurrección de los muertos; y así como en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados» 8

Ninguna objeción sólida puede hacerse a la unidad de la especie humana. No cabe dudar que, no obstante la diversidad de razas, pueblos y tribus, las cualidades corporales y muchísimo más aún las espirituales son del todo iguales. Todas las investigaciones de la fisiología, en especial la aptitud ilimitada de reproducirse, común a las razas más diversas, corporalmente desemejantes, hablan en pro del origen único. Si el desenvolvimiento del género humano se hubiera realizado en distintos lugares de la tierra, sería verdaderamente sorprendente que en todas partes apareciesen los mismos caracteres corporales; en uno u otro de los grupos humanos formados independientemente aparecería esta o aquella particularidad corporal, ajena a los otros grupos. No sucede así; al contrario, cuanto más se estudian los pueblos y las razas, y aumenta el material de investigación, con mayor claridad se manifiesta que en ningún pueblo del globo se encuentra el menor signo diferencial decisivo. Aun los caracteres más extremos de las razas... están enlazados por una serie indefinida de grados intermedios; el color blanco o negro no es una diferencia cualitativa... Difícil es poner en consonancia con estos hechos ciertos de la antropología... la hipótesis de un desarrollo poligenético, en tanto que nada de sorprendente hay para los partidarios de la unidad del género humano en la ausencia de diferencias raciales decisivas . Los naturalistas de más prestigio, antiguos y modernos, están casi todos por la unidad de la especie humana: Buffon, Cuvier, Geoffroi St.-Hilaire, Prichard, Humboldt, Blumenbach Ioh. v. Müller, Owen, Quatrefages, Schubert, A. y R. Wagner, Ranke, Kollmann, Wirchow, etc.; los demás no niegan la posibilidad; mas aquellos que la rechazan, se contradicen. Buffon, representante por lo demás de ideas materialistas, dice: «todo tiende a

<sup>1</sup> Ioann. 19, 31. 2 Así santo Tomás (Summa theol. 1, q. 92, a. 2-3); san Agustín (De Gen. ad litt-, l. 9, c. 18 y 19; Tract. 9 în Ioann. núm. 10; Tract. 120, núm. 2), y en general los santos Padres y exegetas de la

Cfr. san Agustín, Comm. in ep. ad Rom., 5, 12; De Civ. Dei. 1. 12, c. 21; Lactancio, Institut., 1. 5, c. 10.

<sup>1. 5,</sup> c. 10.

Así, por ejemplo, Gen. 3, 20; cap. 4 y 5; 10, 32; Eccli. 17, 1 ss.; Sap. 7, 1; 10, 1; I Par. 1, 1; Tob. 8, 8; Matth. 19, 4; Act. 17, 26.

Aquí está la razón por qué los evangelistas (Luc. 3, 38) traen la genealogía de Jesucristo hasta Adán; porque sólo siendo Jesucristo, el segundo Adán, de la misma especie que todos los demás hombres por su nacimiento de María, aprovecha su Redención a todos, como dañó a todos el pecado del primer Adán.

\* 1 Cor. 15, 45 ss.

<sup>\*</sup> Rom. 5, 14 19. \* I Cor. 15, 21 8. \* Birkner, Der Mensch aller Zeiten II, 532.

demostrar que el género humano no se ha formado de especies esencialmente diferentes; por el contrario, primitivamente había una sola especie de hombres, la cual, multiplicada y propagada por la superficie del globo, ha experimentado diversas clases de variaciones por influencia del clima, diversidad de alimentación y mezcla incesante de individuos más o menos semejantes». La ciencia no nos puede dar certeza alguna acerca del origen del género humano - sólo la Revelación nos la da — ; pero por lo menos puede probar la verosimilitud de la formación de todas las razas de una sola especie, su procedencia de una sola pareja. De ahí se podrá apreciar el valor científico de aquella afirmación: la procedencia de una sola pareja es y será siempre «un concepto mitológico, física y psíquicamente imposible 2n. Las teorías antiguas y modernas que hablan de predecesores y contemporáneos de Adán (preadamitas, coadamitas) son tan faltas de base científica como opuestas a la Revelación,

Adán y Eva eran del todo felices en el Paraíso. Dotados de los más excelentes dones naturales y sobrenaturales, disfrutaban de intimo trato con Dios y eran puros e inocentes. «Ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no sentían rubor» (v. 25), es decir, no sentían inclinaciones malas en sus sentidos, porque, como dice san Crisóstomo, estaban vestidos de la gracia que venía del cielo 3. Todo estaba en el hombre en perfecta paz y armonía; el cuerpo sometido al espíritu, la parte inferior del alma obedecía a la razón, y la inteligencia estaba sumisa en un todo a Dios.

San Agustín 4 resume en estas palabras el feliz estado paradisíaco: «Presto tenía Adán el alimento, porque no temiese el hambre, y la bebida, porque no temiese la sed; el árbol de la vida, porque la vejez no le extenuase. Ninguna enfermedad le aquejaba por dentro, ningún dolor por fuera; en su alma todo era paz y alegría. Ni la fatiga le inclinaba, ni el sueño le dominaba contra su voluntad. Todo le era fácil. De todas partes se le ofrecían placeres y bienan-

En tan santo y feliz estado, Adán y Eva se hicieron más semejantes a Dios, infinitamente santo y bienaventurado, que lo eran por naturaleza; su alma era imagen de Dios, no sólo natural, sino también sobrenatural, por los singulares dones de que Dios liberalísimamente la había adornado. Y esta semejanza con Dios, juntamente con los demás dones, hubiera sido heredada por los descendientes. Habrían venido éstos al mundo adornados de sobrenatural hermosura, para ser trasplantados, como los primeros padres, después de una feliz y santa vida sobre la tierra, del Paraíso terrenal a la eterna y beatífica visión de Dios y a la participación de la infinita felicidad, sin pasar por la muerte. Pero Dios vinculó la conservación de vida tan feliz a una prueba, que desgraciadamente no sostuvieron nuestros padres . De haberlo hecho, hubiese podido pecar ciertamente, tanto ellos como sus descendientes, y perder la gracia mientras moraban en esta vida terrena; mas esto habría sido más difícil, estando en posesión de la gracia y sin inclinación al pecado y con gran disposición para el bien. Por otra parte, un pecado hubiera sido sólo en detrimento del pecador, y no se habría heredado como el de Adán; vinieran los hombres al mundo con la gracia santificante, como por especialísimo privilegio aconteció a la Santísima Virgen María.

# 6. Pecado de nuestros primeros padres

(Gen. 3, 1-13)

66. El relato del pecado de nuestros primeros padres no es un mito, ni tampoco mera alegoría (representación simbólica de una idea), sino historia real. La Sagrada Escritura, tanto en las descripciones que preceden al relato del pecado de nuestros padres, como en las que le siguen (Creación del mundo,

Cfr. Hettinger, Apologie des Christentums III, conferencia 5; Schanz, Apologie II 3. 700 s. Wundt, Völkerpsychologie VII, 74.

Hom. in Gent., 15, num. 4. Acerca del estado primitivo, v. num. 56.

De Civ. Dei, l. 14, c. 26.

Nada dice la Sagrada Escritura del tiempo que Adán y Eva vivieron en el Paraíso. Pero es probable que, dadas sus elevadas dotes, su decisión fuese muy rápida, como la de los ángeles.

homicidio de Caín, diluvio), tiene carácter histórico: no encontramos indicio alguno que nos permita suponer que, dejando el carácter histórico, pasa al campo de la pura ficción. Era de sumo interés para la humanidad saber, no sólo que al principio hubo un pecado, sino cómo se cometió ese primer pecado; y para ello no bastaba una descripción alegórica. Todos los demás libros de la Sagrada Escritura tienen por hecho real la narración del Génesis; por ejemplo, cuando en sus comparaciones aluden al árbol de la vida (Prov. 3, 18; 11, 30), o recuerdan la serpiente que con su astucia engañó a Eva (II Cor. 11, 3), o hacen resaltar que no fue Adán, sino Eva, quien primero prevaricó (I Tim. 2, 14), que Adán quiso disculparse (Iob. 31, 33), etc. También la tradición, judía y cristiana, entendió al pie de la letra la narración bíblica; la antigüedad cristiana ha

rechazado todo intento de interpretación alegórica. Desaparece el escrúpulo que suscita la ingenuidad del relato bíblico, si se advierte que éste se apoya evidentemente en una tradición que el escritor supone conocida. Descríbese el hecho conforme a la tradición, sin explicaciones ni comentarios. Sin duda se debe esto a razones idénticas o análogas a las que motivaron el silencio respecto de la creación y caída de los ángeles (cfr. número 51). Se puede suponer con fundamento (como lo hacen los comentadores antiguos), que Moisés habría querido evitar costumbres y conceptos idolátricos y supersticiosos, como los había en los pueblos paganos. Después de haber manifestado tan explícitamente la diferencia entre el hombre y los animales (confróntese núms. 46 y 54), no era de temer que se atribuyese a la serpiente, como a tal, la facultad de hablar. Mas siendo ésta designada como animal del campo, no es creíble que lo del lenguaje fuera mero símbolo. Preciso es admitir un hecho externo, en el cual intervino por lo menos la figura (aparición) de un reptil, real o aparente, tras el cual se ocultaba el tentador. La mayoría de los intérpretes dan por cierta la primera hipótesis; la segunda es también posible, pues la Sagrada Escritura sólo relata el hecho externo, y la maldición alcanza sólo al tentador bajo la figura de la serpiente. El relato bíblico presenta a la serpiente como un ser misterioso, inteligente, superior al hombre: el demonio. Bajo la figura del reptil, habló él — no la serpiente, que carece de los órganos de la palabra —, y produjo sonidos articulados, cosa que no excede las facultades de los espíritus caídos. En apariencia, las palabras vienen de la serpiente, instrumento del tentador; por eso «habla» la serpiente; el engañador y su instrumento se confunden en una misma acción 1. No hay duda de que los primeros lectores del Génesis lo entendieron así; pues la primitiva tradición oriental habla de la existencia de potencias diabólicas, y una creencia popular muy extendida relacionaba su actividad con la de la serpiente. La maldición pronunciada contra ella (v. 14) no permite dudar de que en Israel se conocía su verdadera naturaleza. Todos están unánimes en ponderar la maestría de la descripción psicológica: «En las pocas palabras y acciones que el escritor atribuye a sus personajes, nos los hace conocer intimamente: su obra maestra es la descripción de la mujer 2». La historia del primer pecado, aun en su forma sencilla e infantil, pero profundamente misteriosa, es la historia de todos los pecados. Aquel hecho histórico real del Paraíso simboliza el curso de todas las acciones pecaminosas en general; y del relato del Génesis se han sacado preciosas enseñanzas acerca de la naturaleza y esencia del pecado s. — No hay, pues, razón para tener por mito el sencillo relato bíblico. - Nada hay en él que dé pie a tal hipótesis; ni hasta el presente se ha encontrado entre las leyendas de los pueblos alguna que le sea análoga (cfr. núm. 76). El papel que en las tradiciones más antiguas desempeñan demonios y serpientes, nos indica que se trata de un hecho de la historia primitiva, cual nos lo refiere la Santa Biblia .

Adán debía guardar el Paraíso para sí y también para sus des-

San Agustín, De Gen. ad litt., l. 11, c. 27, núm. 34: «En la serpiente habló el diablo usando de ella como de instrumento, moviendo su naturaleza de la manera como ella puede moverse o ser movida por él para producir el sonido de las palabras y los signos corporales, por los cuales la mujer vino en

por él para producir el sonido de las palabras y los signos corporales, por los cuales la mujer vino en conocimiento de la voluntad del tentador.»

Gunkel, Genesis\*, 12; lo mismo Kautzsch, Die Heilige Schrift d. AT\*, 13; «Con razón se ha admirado siempre en este relato la psicología magistral del pecado.»

Cfr. Hettinger, Apologie III\*, 370, 58.; san Agustín, C. Manich, 2, 21; santo Tomás, Summa theol. 2, 2, q. 163 y 165. — Heinrich, Dogmatische Teologie VI, 679 ss. Puede verse en Sailer, Pastoraltheologie I\*, 3, Hauptst; una instructiva amuestra de meditación bíblica práctican acerca del pecado de nuestros primeros padres; v. también Eberhard, Kancelwoträige I, 45 ss.

Cfr. Nikel, Die bibl. Urgeschichte, en BZF II, 3; TheMS XXV, 503 ss.

cendientes, como padre del linaje humano. Por esto debía sostener una prueba, en la que su libre albedrio se decidiese por Dios, o se apartase de El. La prueba consistió en una prohibición, en un sacrificio de obediencia y renuncia: Podrás comer del fruto de todos los árboles del Paraíso: mas. del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas; porque en cualquier dia que comieres de él (es decir, al punto que comieres de él). morirás de muerte.

En medio de aquella abundancia del Paraíso debía privarse el hombre del fruto de un solo árbol. La observancia de esta orden había de serle tanto más sencilla, cuanto que su entendimiento estaba dotado de altísimo conocimiento, y su voluntad enderezada al bien, hallándose en posesión de todos los dones de la gracia, reconociendo y amando a Dios como a su único bienhechor. Compréndese, pues, fácilmente lo duro de la sanción divina: morir de muerte corporal, separándose el alma del cuerpo, de muerte espiritual, apartándose el alma de Dios, y de muerte eterna, por la condenación.

Nuestros primeros padres, por su inocencia y santidad, no experimentaban en sí tentación alguna; la incitación al quebrantamiento del precepto de Dios les vino de fuera, de Satanás, el cual se sirvió de la serpiente. «De todos cuantos animales había creado el Señor Dios, el más astuto era la serpiente», esto es, no una serpiente cualquiera, o la especie en general, sino aquella serpiente en la cual se había escondido un ser espiritual maligno 1. Pues sólo a un ser de esa naturaleza se puede aplicar lo que luego se dice: «Y habló ella (la serpiente) a la mujer», etc. Otros pasajes de la Sagrada Escritura atestiguan que dicho ser maligno era el demonio. Así, por ejemplo: «Por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo» <sup>2</sup>; y aquel otro: «Este (el demonio) desde el principio fué homicida» <sup>3</sup>; y todavía: «La antigua serpiente que se llama demonio y Satanás, que anda engañando a todo el mundo» 4.

No era necesario que la tentación viniese directamente de fuera; del mismo modo que los ángeles, el hombre podía de por sí caer en pecado. Pero era más conforme con la condición y estado de nuestros padres permitir Dios que la tentación viniese de fuera, por cuanto el hombre en su naturaleza depende de otras criaturas; además, la justicia original excluía la concupiscencia pecaminosa, y la fantasía estaba libre de peligrosas influencias; finalmente, la tentación por medio de Satanás, en los amorosos planes de Dios, cedía en mérito de Adán, si éste llegaba a vencer, y daba lugar a cierta disculpa, si sucumbía. Nada tiene de extraño que el tentador aparezca en forma visible, ya que también los ángeles buenos suelen aparecerse a los hombres en figura humana, conforme con su santidad y misión saludable, y no desdeñándose el mismo Dios de aparecer en forma de paloma, símbolo de su santidad. Pero Satanás sólo por fuera podía tentar al hombre, ya que ningún poder se le había concedido sobre éste, y aun el influjo sobre la fantasía o la sensualidad le estaba vedado 5. No se sirvió Satanás de la serpiente por libre elección; Dios no le permitió otro instrumento que este astuto y venenoso reptil, viva imagen del engaño, de la insinuante doblez y venenosa malignidad del tentador.

Dirigióse la serpiente a la mujer, como a parte más flaca y fácil de seducir, y porque esperaba engañar al hombre por medio de aquélla, reinando entre ambos tan estrecha unión y tierno amor . Relátase la tentación en forma intuitiva en alto grado. Comienza la serpiente (no con espanto, aunque tal vez con

sorpresa de la mujer 7) diciendo:

San Agustín, De Gen. ad litt., l. 11, 29. Santo Tomás, Summa theol. 2, 2, q. 165, a. 2 ad 4.

Sap. 2, 23.
Ioann. 8, 44.
Apoc. 12, 9; 20, 2 9.
San Agustín, De Gen. ad litt., l. 11, 3. Santo Tomás, Summa theol. 2, 2, q. 165, a. 2 ad. 3.
Santo Tomás, l. c. ad 1; de ahí también la disculpa de Adán (v. 12).

Est tombre a cade accordence concess nuevas en la naturaleza; pero nada podía extrañarle, ni n

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Eva topaba a cada paso con cosas nuevas en la naturaleza; pero nada podía extrañarle, ni menos asustarle, mientras se conservase en estado de inocencia y santidad. En todo veía siempre nuevas maravillas de la omnipotencia, sabiduría y bondad divinas. Pero sabiendo muy bien, por las luces sobrenaturales de que estaba dotada, que el hablar no era propio de la serpiente, debió suponer que lo

68. Por qué motivo os ha mandado Dios que no comáis de todos los árboles del Paraiso? El tentador se adelanta a suscitar dudas acerca de la legitimidad de la prohibición divina y aun a presentarla en forma exagerada y equívoca, como dando a entender que Dios, como les prohibió el disfrute de un árbol, podía haberles prohibido también el de otros muchos, y aun el de todos. Eva, lejos de volver la espalda al tentador, entabla diálogo con él, respondiendo:

«Del fruto de los árboles que hay en el Paraíso podemos comer. Mas del fruto de aquel árbol que está en medio del Paraíso, mandónos Dios no comiésemos, ni siquiera le tocásemos, porque no muramos 1. La mujer tiene plena conciencia del precepto divino y no puede excusarse pretextando olvido. Responde, pues, a la pregunta del siniestro tentador, y empieza a dudar de la amenaza divina. Dijo entonces Satanás: «Cierta-mente que no moriréis; mas bien sabe Dios que, al punto que comiereis de él, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien v del mal.»

Mostróse el tentador como «mentiroso y padre de la mentira» 2. — «Seréis como Dios»; no que hubiesen de ser iguales a Dios en esencia, pues tan bien como Satanás sabía Eva que esto era imposible. Por eso añade el tentador: seréis conocedores del bien y del mal, como Dios, esto es, conoceréis todas las cosas; podréis saber, independientemente de Dios, por conocimiento propio, lo que es bueno y lo que es malo, lo bueno o malo que os pueda sobrevenir; podréis determinar por propia autoridad lo que debéis hacer o evitar para labraros vuestra dicha . Promételes, pues, el demonio, o más bien procura arrastrarlos a que aspiren a ser independientes de Dios, semejantes a El en la omnisciencia, libertad y felicidad absoluta; y todo esto podían conseguir comiendo de un árbol que el mismo Dios había creado y cuyo disfrute les había prohibido sólo por envidia y mala voluntad, como da a entender Satanás. — El demonio quiso contaminar a los hombres de su pecado de orgullo, sembrar en su corazón la desconfianza, y a ser posible apartarlos completamente de Dios. Fácil hubiera sido a Eva convencerse del engaño y perfidia de las palabras del seductor, mas le halagaba el conocimiento e independencia que se le prometía; su voluntad se abandonó a una aspiración orgullosa, y a medida que se alejaba de Dios, retiróse Dios de ella, privándola de su gracia.

Nublosele la inteligencia; la voluntad se debilitaba por momentos; al orgullo siguió la falta de fe en la palabra de Dios. Comenzó a ver el árbol de manera muy distinta. «Vió, pues, la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para comer y bello a los ojos y de aspecto deleitable.» «A los ojos siguió el corazón» 4, y comenzó a despertarse el aguijón de la concupiscencia hasta entonces no sentido; sucumbió la voluntad a la tentación de desobediencia, poniendo por obra el pecado: «Y cogió del fruto y comió». Adán, fascinado por su mujer, incurrió también en el pecado: «Dió también de él a su marido, el cual comió».

Estaba consumado el primer pecado; no fué inocente debilidad de ignorancia infantil, ni fué sólo el acto más funesto de su vida, sino un pecado muy grave por su naturaleza y circunstancias. Tiene todas las condiciones de un pecado mortal; el objeto era de importancia, y el castigo, la muerte; el quebrantamiento fué completo, con plena deliberación y consentimiento. Sube de

hacía por virtud de influjo sobrenatural. Era ello para maravillarla, mas no para producirle espanto, no teniendo nada que temer. Sólo podía ser víctima de un engaño y sentir la concupiscencia, cuando con su libérrimo albedrío se dejase arrastrar por la tentación y abriese las puertas de su alma al deseo de ser como Dios. Allí comenzó la duda de la amenaza de Dios, el deseo desordenado y sensual del fruto prohibido, y finalmente la desobediencia, que le llevó a la consumación del pecado (cfr. santo Tomás, Summa theol. 1, q. 94, a. 4 ad 1 et 2; san Agustín, De Gen. ad iitt., l. 11, 30).

1 V. 2 y 3. El tentador calificó el mardato de arbitrario y gravoso; Eva en su réplica afiade al precepto divino estas palabras: «y que ni siquiera lo tocásemos», como dando a entender que lo encontraba demassiado molesto. Había ya dado, pues, el primer paso.

Ioann. 8, 44.
 Santo Tomás, Summa theol. 2, 2, q. 163, a. 2.

<sup>4</sup> lob 31, 7.

punto la culpa de nuestros padres, si se considera el estado privilegiado, el don de ciencia, que excluía error inculpable, y la justicia original, que tenía a raya la concupiscencia. Pecaron, quebrantando un precepto en extremo fácil de cumplir, en un estado felicísimo por todos conceptos, contra el supremo Señor y amorosísimo bienhechor que acababa de colmarles de dones. No hubo solamente desobediencia al mandato de no comer del fruto; mezclóse la soberbia, la incredulidad y un insolente alzamiento, análogo al de los ángeles rebeldes, que pretendían igualarse a Dios. Pero fué un pecado menos grave que el de los ángeles, porque el conocimiento de Adán y Eva no era tan elevado como el de aquellos espíritus, ni cometieron el pecado espontáneamente, sino inducidos por el astuto tentador.

«Luego se les abrieron a entrambos los ojos», mas no a la manera como ellos se habían figurado, cegados por las engañosas promesas del demonio, sino como había deseado Satanás con maligno sarcasmo. No adquirieron un conocimiento elevado del bien y del mal, ni la libertad, señorio y bienaventuranza de que Dios disfruta; mas se vieron miserablemente engañados, y advirtieron su grave culpa y su terrible desgracia. Ahora conocieron el bien y el mal; no como Dios los conoce a la luz de su divina verdad y santidad, sino a costa suya; conocieron el bien que perdían y el abismo de males en que se habían precipitado.

higuera, y se hicieron unos ceñidores».

Pérdido habían para su alma (y esto era lo más doloroso) todos los dones sobrenaturales, la inocencia, justicia y santidad originales, juntamente con la amistad de Dios; abandonóles la luz de la ciencia sobrenatural; y aun en su naturaleza comenzaron a sentir flaquezas que antes no habían experimentado. Y ; triste imagen de su espiritual desnudez! echaron de ver con sus ojos corporales, lo que antes no habían notado: Vieron que estaban desnudos 1. Su espíritu se había alzado contra Dios, y su cuerpo comenzó a rebelarse contra el espíritu; despertóse la concupiscencia, y el rubor cubrió sus mejillas. Avergonzados, «tejieron unas hojas de

Si ante la propia conciencia sentían rubor ¿cuál no sería su vergüenza ante Dios purisimo, a quien tan gravemente acababan de ofender? Cuando «oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el Paraíso al aura posmeridiana<sup>2</sup>, escondióse Adán con su mujer de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín». Estremeciéronse a la idea de la presencia del Señor. De tal modo se nubló su razón, antes tan clara, que imaginaban poder esconderse de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. Pero el Señor les llama con voz enojada y a la vez amorosa para arrancarles una señal de arrepentimiento: Adán, ¿dónde estás? No es una pregunta, como advierte san Agustín, sino la voz del juez que llama a su presencia al reo. Mas éste, en vez de confesar humilde su pecado, causa de la huida, da una respuesta evasiva: «He oído tu voz en el Paraíso y he tenido miedo, porque estoy desnudo, y así me escondí». Mas Dios le respondió: «¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido por ventura del árbol del que yo te había vedado comer?» A esta pregunta directa acerca de su pecado, confiesa Adán llanamente la verdad, mas no sin dar excusas que mitiguen el juicio acerca de su culpabilidad: «La mujer que me diste por compañera me dió del fruto del árbol, y le comí.» Idéntico es el proceder

<sup>1</sup> Ya antes habían reparado en su desnudez, pero no tenían conciencia de este estado, como niños

¹ Va antes habían reparado en su desnudez, pero no tenían conciencia de este estado, como ninos en quienes aun no se ha despertado la concupiscencia.
² Es decir, al atardecer, cuando suele levantarse el viento fresco en los países cálidos. Trátase aquí de una aparición del Señor (teofanía) en forma humana, como lo dan a entender las palabras de Dios (cfr. Kaulen, en KL IV, 841 ss.). Por lo demás, la expresión hebrea que ordinariamente se traduce por epasearo, no ha de entenderse en el sentido de candaro (a la manera de los hombres). Puede también significar emarchar majestuosamenteo (cfr. Lew. 26, 12; Deul. 23, 14; II Reg. 7, 6). Según esto querría decir la Sagrada Escritura que Dios se apareció como juez, entre rayos y truenos, y se explicaría mejor el espanto y el esfuerzo por ocultarse. Véase cómo en el lenguaje (poético) post-rior los escritores sagrados nos describen a Dios como juez y vengador caminando en una tempestad y hablando con voz de trueno (Ps. 17, 8 ss.; 28, 1 ss. lob 38, 1 ss. Habac. 3).

de la mujer. A la pregunta de Dios : «¿ Por qué hiciste eso?», responde : «La serpiente me engañó, y comi».

«Adán, ¿dónde estás?» No sólo ¿en qué lugar te hallas?, sino, como dice san Ambrosio 1: «¿en qué situación te encuentras? ¿A qué extremo te ha reducido tu pecado, que huyes de tu Dios a quien antes buscabas? ¿Dónde está la gracia y excelencia de que estabas vestido? ¿Dónde tu amor, tu confianza y tu inocencia? ¿Dónde están las promesas del seductor? ¿De dónde viene tu sonrojo, tu desnudez y tus remordimientos?» Aquella pregunta quería arrancarle la confesión humilde de su culpa, primer signo de un sincero arrepentimiento. Reconociéronla, ciertamente, Adán y Eva, pero forzados y con excusas. Otra habría sido su suerte, si con humildad y arrepentimiento hubieran confesado al punto su pecado. Pero herida tan profunda requería dura penitencia y larga curación.

# 7. Castigo del primer pecado y promesa del Redentor

(Gen. 3, 14-24)

71. Comprobada la culpa, vuélvese la justicia de Dios ante todo al causante del pecado, y luego, de rechazo, a su instrumento. De ahí que no pregunta Dios a la serpiente: «¿Por que hiciste esto?» Porque la serpiente no había obrado por propio impulso; además Satán, que de ella se sirvió, estaba ya juzgado 2; confirma, pues, Dios la condena del demonio, ampliandola como correspondía a la nueva culpa: Dijo el Señor Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita tú eres entre todos los animales y bestias de la tierra. Andarás arrastrando sobre tu pecho y comerás tierra todos los días de tu vida.

La expresión «comerás tierra» se encuentra en documentos cuneiformes (por ejemplo, en las tablillas de Amarna), donde en general significa «perecer» y particularmente «ir al infierno»; por ejemplo, «véanlo nuestros enemigos y muerdan el polvo». Recuerda esta frase el prosternarse y «besar la tierra», que siempre suele decirse de los vencidos. «Morder el polvo» es además un eufemismo por «comer fango», que se aplica a los moradores del infierno (demonios); de ahí el sentido simbólico de la frase: ir al diablo, ir al infierno. Es una expresión oriental muy corriente, usada aun hoy, que indica simbólicamente una profunda humillación (cfr. Mich. 7, 17; Is. 65, 25; Ps. 71, 9). Esto viene a confirmar que el juicio contra el causante del pecado no va contra la serpiente como tal, sino contra el demonio, a quien se expulsa a sus dominios infernales \*! Dirigiéndose la maldición contra Satanás que se sirvió de la serpiente, preciso es interpretar las frases en sentido figurado, como lo hacen los santos Padres; desde este momento el demonio es objeto de abominación y espanto para los hombres, les está acechando, medita siempre maldad y vileza; solamente lo malo y vulgar es presa suya. Mas también alcanzó la maldición a la serpiente, instrumento de la perversidad de aquél. No ciertamente que en virtud de ella se trocase su naturaleza; mas sus cualidades, inofensivas antes para el hombre, se hicieron siniestras y peligrosas. Y en verdad, este animal causa espanto y aborrecimiento y es odiado por el hombre como ningún otro. Desde el pecado de nuestros primeros padres es la serpiente simbolo del tentador y recuerdo de la primera caída.

Ya aquí comienza a manifestarse la compasión de Dios hacia el hombre; castiga al perverso seductor, y destruye, como padre amoroso, el instrumento con que sus hijos se han herido 4. Pero aun se revela más la divina misericordia en las siguientes palabras, que predicen al demonio su completa derrota y encierran una promesa consoladora para el hombre:

De Parad. c. 14.
 San Agustín, De Gen. ad. litt., l. 11, c. 36.
 Cfr. ATAO 3, 9.
 San Crisóstomo, In Gen., hom. 17, n. 6.

la promesa del futuro Redentor. Por ser la primera, se le suele llamar también Protoevangelio, es decir, el primer Evangelio, la primera buena nueva del Redentor. Dice así: Pondré enemistades entre ti y la mujer. y entre tu raza y la descendencia suya: ella quebrantará tu cabeza, y tú andurás acechando su calcañar (v. 15).

La palabra hebrea ('ebah), que traducimos enemistades, se aplica en la Sagrada Escritura sólo a enemigos que son seres racionales. No se trata aquí, pues, de una lucha a muerte entre el hombre y la serpiente, sino entre la mujer y Satanás, el cual se sirvió de la serpiente. — El verbo pondré implica tres cosas: a) La enemistad no es resultado de la amarga experiencia de Eva con Satanás, sino orden positiva de Dios, dada como sentencia; trátase, pues, de un antagonismo de importancia. b) El antagonismo no va a comenzar en el momento de la sentencia, sino más tarde, cuando Dios disponga; no hay que buscarlo en el deber de conciencia de resistir a toda tentación, existente desde que Dios intimó a nuestros padres la orden de no comer la fruta del árbol. c) La enemistad duradera con Satanás y la derrota de éste han de llegar con toda certeza, pues se trata de un castigo pronunciado por sentencia de Dios.

Entre ti y la mujer (ha'ischah). El artículo determinado que trae el texto hebreo puede tner fuerza de pronombre domostrativo («esta mujer»); en tal caso se referiría a Eva. Mas en hebreo se puede usar el artículo para designar una persona o cosa todavía desconocida, y que, por consiguiente, no se puede determinar con precisión, pero que, sin embargo, está ya en la mente del escritor 1. En tales casos nosotros usamos, por lo general, el artículo indeterminado. Según esto, puede traducirse: pondré enemistades entre ti y una (cierta) mujer (del porvenir); como si dijese: has triunfado de una mujer, pero has de ser vencida por otra. Esta otra mujer no puede ser la misma Eva, que está presente, sino una mujer futura, cuya descendencia quebrantará la cabeza de la serpiente. Hay también razones intrinsecas en pro de esta interpretación: si la enemistad duradera establecida por Dios ha de ser algo más que el deber de resistir a toda tentación al mal, existente ya antes del pecado, sólo cabe interpretarla en el sentido de que aquella mujer jamás pecará o podrá pecar. Mas a Eva nunca se le atribuye tan absoluta constancia o inocencia. Demás de esto, todavía no existe la enemistad, sino que vendrá más tarde; no hay pasaje alguno de la Sagrada Escritura, donde se atribuya a Eva la victoria que sobre Satanás ha de obtener la descendencia de la mujer. Para los profetas la enemistad absoluta comienza en los tiempos mesiánicos, y está vinculada a una mujer venidera.

Entre tu descendencia y su descendencia. Descendencia puede significar tres cosas: los descendientes según la carne (Gen. 15, 5); una persona en particular (Gen. 4, 25); un parentesco espiritual (por ejemplo, el linaje de los impíos). En nuestro caso, el contexto exige que se interprete en el segundo sentido: el Mesías. No se comprende que todo el linaje humano, o parte de él, quebrante la cabeza de una serpiente del Paraíso; así como Satanás es un individuo, así su enemigo debe ser un solo individuo. En este mismo sentido explica san Pablo aquellas palabras: «En tu descendencia serán benditas todas las gentes de la tierra» (Gal. 3, 16). «Las promesas se hicieron a Abraham y al descendiente de él; no dice Dios: y a los descendientes, como si hablase de muchos, sino que habla como de uno solo: y al descendiente de ti, el cual es Cristo.» «La raza de la serpiente es el partido, el cortejo de Satanás, formado por los espíritus malos y por los que en libros posteriores de la Sagrada Escritura son llamados «hijos de Satanás», raza de víboras», «engendro de serpientes» 2.

«Ella (El) quebrantará tu cabeza, etc.». En el texto hebreo ocurre la figura llamada zeugma: los dos miembros del período están construídos con el mismo verbo «quebrantar». Esto indica que no sólo Satanás será herido, sino que también el Mesías padecerá una fuerte herida (la muerte), pero sin que por ello pueda aquél evitar la victoria de éste. Dichas palabras anuncian humillación y derrota al causante del pecado; al género humano, la Redención: quebrantada la cabeza de la «serpiente», está destruída la obra de Satanás, y la victoria queda por la descendencia de la mujer. Esta idea, que tan de manifiesto aparece

Cfr. Gen 14, 13; Is. 7, 14.
Cfr. Sap. 2, 25; Matth. 3, 7; 23, 33; Ioann. 8, 44; I Ioann. 3, 8-12.

en la profecía, debió de infundir aliento a nuestros padres; el v. 20 donde Adán llama a Eva «madre de todos los vivientes» a pesar de la maldición y de la pena de muerte, prueba que en él había renacido la esperanza. La victoria del género humano ha de ser resultado de una lucha nacida de la enemistad entre la mujer y la serpiente y entre la descendencia de ambos; mientras la serpiente acecha al calcañar (hiere de muerte) de la mujer, o de su descendencia, ésta (uno de la descendencia de la mujer) quebrantará la cabeza de la serpiente (aniquilará su poder). Este es el sentido directo del texto hebreo , en el cual coinciden los Setenta, la Itala y la interpretación de la mayor parte de los santos Padres. Pero también la Vulgata da en lo esencial rectamente el sentido, atribuyendo la victoria a la mujer. Frente a la primera mujer que fué engañada, hay otra cuya descendencia quebrantará la cabeza de la serpiente; según esto, quien triunfa es la mujer, con lo que se justifica la interpretación que atribuye la victoria a la Virgen Maria, concebida sin mancilla, exenta de toda mácula, llena de gracia, enemiga del demonio, radiante de todas las virtudes, nueva Eva que nos trajo la salud, Madre del autor de la vida (espiritual y eterna), y Madre también de los vivientes 2. Su benditísimo Hijo es aquel «héroe esforzado» que, como representante del género humano, derrotó en singular combate al demonio en el desierto, luchó con él después en el huerto de los Olivos, y finalmente le venció en la cruz al fin de su vida.

Queriendo Dios con esta promesa levantar de su caida a nuestros primeros padres, y por la esperanza en el futuro Redentor hacerles partícipes de las gracias de éste, dióles de aquellas palabras el conocimiento necesario para despertar la esperanza. Cuán profundo fuese este conocimiento, se echa de ver en que toda la humanidad fundó en dicha promesa la esperanza en el Redentor, y en que aun ciertas ideas de los pueblos paganos (retorno de la edad de oro, derrota definitiva del mal, esperanza del Salvador) se derivan de esta promesa y de su recta interpretación, o por lo menos la suponen<sup>3</sup>. Los resultados de la historia comparada de las religiones confirman brillantemente la tradición cristiana de que la promesa del Redentor procede del Paraíso (de la revelación primitiva). Hoy estamos autorizados para hablar de da esperanza del antiguo Oriente en la Redención», nacida de una fuente antigua común, la cual en sus rasgos fundamentales se halla en todos los pueblos civilizados antiguos y aun antiquísimos. En ellos han perdurado el recuerdo del tiempo paradisíaco, de la maldición del pecado y la esperanza de un Salvador que renovará los días de bendición. Y aunque algunos caracteres se han oscurecido, han degenerado en mitos o recibido una interpretación material y política, esto no obstante, no se han borrado tanto que sea imposible reconocerlos. No están, pues, tan aisladas las profecías mesiánicas desde Noé hasta el último profeta; ni se las puede tener, como pretende el racionalismo antiguo, por resultado de una evolución puramente natural y de origen relativamente moderno; todas ellas radican en el Protoevangelio.

¹ Dice así: cél (la descendencia de la mujer) te aplastará la cabezao. Concuerda con la versión griega, que ha conservado el sujeto masculino, por más que la palabra griega es neutra. También la antigua versión latina (Itala) conservó el masculino 1956 (él), y el mismo san Jerónimo atestigua esta variante en sus Quaestiones hebraicae. Mantuvo, sin embargo, la variante 1958 (ella) que circulaba ya en las Biblias para no dar motivo de escándalo con una traducción diferente, aunque más exacta; esto demuestra que la Iglesia antigua vió en la mujer del Protoevangelio a la Madre del Redentor. De donde la variante 1952, que especialmente desde san Ambrosio y san Agustín era comúnmente usada, no entró en el Texto Sagrado ni por falsificación intencionada ni por descuido; es más bien una traducción actaratoria que aplica la promesa a la Madre del Salvador (7f. Hoberg, Genesis.), 50 Dier, Genesis. 40 s.; Zapletal, Alttestamentliches, 16 ss. Por lo demás, los intérpretes del texto latino siempre han tenido presente la variación, y aunque hayan aplicado el texto a María, nunca desconocieron que da descendencia de la mujer, es decir, Jesucristo, había de aplastar la cabeza de la serpienten. Cfr. Th. Livius, Die allerseligiste Jungfrau bei den Vatem der ersten sechs Jahrhunderte (Tréveris, 1901), 100 ss. Muchos exegetas renombrados de los siglos xvi y xvii defienden la variante ipse opro lo menos la tienen por admisible (Belarmino), explicando la Valgata en el sentido del texto hebreo. Cfr. Smits, Comm. in Gen. I (Amberes, 1753), 578 ss. — Véase Leimbach, Mess. Weiss., 4 s.; Schulte, Mess. Weiss., 26 s.; BZ VIII, 350; PB XXIII (1910) 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Flunk, Das Protocrangelium u. seine Beziehung zum Dogma von der Unbelleckten Empfangnis, en ZKTh. 1904, 641 ss.; Schäfer, Die Gottesmutter in der Heiligen Schrift<sup>2</sup> (Münster, 1901). En la Bula Ineffabilis de 8 de diciembre de 1854 se dice expresamente que en la primera promesa fué anunciado clara y manifiestamente el Redentor del género humano y a la vez «designada» (designatam) su Madre santísima.

<sup>\*</sup> Acerca de las esperanzas gentiles de un redentor y acerca de las religiones fundadas en el concepto de redención, cfr. Krebs, Heiland und Erlösung (Friburgo, 1915): cfr. también Peters, Weltfriede u. Probheten (Paderborn, 1917), 11.

En esta primera promesa del Redentor están contenidos, como en germen, los puntos capitales de las demás: la verdadera humanidad del Redentor, como hijo de una mujer; su divinidad, como descendiente de mujer y no de hombre; virginidad de su madre; pasión y muerte del Redentor, pues la serpiente le hiere de muerte; victoria sobre la muerte y el infierno, pues él quebrantará la cabeza de la serpiente, el enemigo infernal 1.

Aun cuando, para preservar de la desesperación a nuestros desgraciados padres, les participó Dios tan consoladora promesa en el momento de pronunciar la sentencia contra Satanás, no pudo sino hacer valer su justicia. A la pérdida que en el alma experimentaron nuestros padres añadió, como confirmación externa, castigos corporales, a cada uno según la culpa. Dijo Dios a la mujer : «Parirás tus hijos con muchas miserias y dolores, y estarás bajo la potestad del hombre, y él te dominará».

Eva es la primera en recibir el castigo, porque fué la primera en el pecado. Su orgullosa presunción de ser como Dios es castigada con humillantes miserias y fatigas; su apetito desordenado del fruto prohibido, con dolores; la seducción del hombre, con la sujeción a éste. Desde el principio había Dios dispuesto cierta subordinación, fundada y significada en la debilidad de la naturaleza femenina y en proceder de la costilla de Adán. Esta sujeción hubiera resultado bien ordenada, fácil y dulce para la mujer; mas por el pecado y las pasiones fué destruída, convirtiéndose en duro vugo y penosa esclavitud. Sobre el hombre había de recaer el cuidado del sostenimiento de la familia; y aquí le esperaba un triple castigo: esterilidad de la tierra, trabajo penoso y árdua lucha contra la maleza siempre pujante.

Dijo Dios a Adán, como a verdadero señor de la Creación: «Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que te mandé no comieses, maldita sea la tierra por tu causa; con grades fatigas sacarás de ella el alimento en todo el discurso de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás las yerbas de la tierra. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas a la tierra de que fuiste formado; que polvo eres, v en polvo te tornarás» (v. 17-19).

No cambió la naturaleza por esta maldición, de suerte que comenzase a producir ahora abrojos y espinas; sino que inicióse en ella cierto empeoramiento respecto del hombre, de suerte que ya no le estaba sujeta como antes. Con muchísimo trabajo y como por fuerza le arrancarán sus frutos. Desaparece aquella amorosa solicitud divina que alejaba las influencias dañinas de los elementos, plantas y animales; trocóse en temor y espanto y aun en mortal enemistad aquella natural sumisión y docilidad de los animales. Por otra parte, Satanás adquirió cierto dominio sobre la naturaleza y las criaturas, en perjuicio y aun para seducción del hombre, el antiguo señor. Por esto dice el apóstol san Pablo: «Las criaturas están sujetas a la nulidad, no de grado, sino por causa de aquel que les puso tal sujeción con la esperanza de que serán también ellas libertadas de esa servidumbre de la corrupción... Porque sabemos que hasta ahora todas las criaturas están suspirando y como en dolores de parto» 2.

Pero el más duro de todos los castigos externos fué la muerte. Al momento

de pecar, despojóles Dios del don de la inmortalidad, de la impasibilidad y del disfrute del árbol de la vida, cuyo objeto era renovar continuamente las fuerzas. En el mismo instante inició la muerte su influjo en el cuerpo; éste comenzó a morir a consecuencia de la descomposición que producen la edad, el trabajo fatigoso, el frío y el calor, el hambre y la sed, las enfermedades, los sufrimientos y dolores <sup>3</sup>. La muerte, cosa natural para el cuerpo, pero que repugna al

<sup>1</sup> Muy ingeniosamente se interpreta esta profecía mesiánica en los sarcófagos de los primeros siglos cristianos, al representar a Jesucristo entre Adán y Eva en figura de un joven que ofrece al primero unas espigas y a la segunda un cordero, etc. Cfr. Kraus, Realensykl. I, 17. Kaufmann, Handb. der Christ. Archäologie <sup>2</sup> (Paderborn 1913), 304.

<sup>2</sup> Rom. 8, 20 ss. — Mediante los conjuros y berdiciones de la Iglesia son libradas las criaturas del pernicioso influjo de Satán; la maldición se substituye por la bendición divina, tanto para bien del sucrepo como del alma. Cfr. Fr. Schmid, Die Sakramentalien der Kirche in ihrer Eigenart beleuchtet

<sup>(</sup>Brixen, 1896).

<sup>\*</sup> Pues comenzó a cumplirse al pie de la letra la amenaza: cen el día que comieres, morirás de aumerte» (2, 17; núm. 61; cfr. santo Tomás, Summa theol. 2, 2, q. 164, a. 1 ad 8).

alma inmortal, la cual aspira a poseer su cuerpo, se trocó en triste v espantosa necesidad, con todas las enfermedades y penas que son sus mensajeros. Desgraciadamente, esta triste muerte natural era imagen de otra más espantosa. la espiritual y eterna l. en que para siempre incurrieran Adán y Eva. de no haber obtenido por su arrepentimiento el perdón de Dios, y hallado la entrada en el limbo 2.

74. «Hizo el Señor Dios a Adán y a su mujer Eva unas túnicas de pieles, y los vistió». Hizo esto Dios, ante todo, para que estuviesen cubiertos en forma que nada padeciese el pudor, y además, para protegerlos contra las inclemencias del tiempo 4. Y dijo Dios: Ved ahi a Adán que se ha hecho como uno de nosotros , conocedor del bien y del mal. Ahora, pues, no vaya a alargar su mano, y tome del fruto del árbol de la vida, v coma de él v viva para siempre. Y echóle el Señor del Paraíso. para que labrase la tierra de que fué formado. Y desterrado Adán, colocó Dios delante del Paraíso querubines, y una espada llameante y que se agitaba, para guardar el camino del árbol de la vida».

Estas palabras nos declaran que el hombre perdió el Paraíso para siempre. Quitasele toda posibilidad de comer del árbol de la vida: nueva prueba, según algunos comentadores, de la misericordia de Dios para con el hombre. No conviene que en tan lamentable estado viva eternamente, en peligro constante de impenitencia; sobre todo, es preciso precaverle de un nuevo y más peligroso engaño diabólico, que pudiera arrastrarle al despecho y a la obstinación. Por esto Dios guardó del hombre v de Satanás el Paraíso, no fuera que éste diese a aquél, real o aparentemente, del fruto del árbol de la vida y le indujese a la impenitencia; y lo hizo de manera visible al hombre, para que la vista del Paraíso perdido le mantuviese de continuo arrepentido de su culpa y haciendo penitencia por ella 6.

Si misterioso parece cuanto se dice de la serpiente al principio de este relato, no lo es menos lo de los querubines. Hay que admitir también aquí, que la Sagrada Escritura hace una simple alusión a cosas conocidas por tradición oral. Otros pasajes de la Biblia nos dan alguna noción acerca de la naturaleza y destino de los querubines. Encima del Arca de la Alianza había dos querubines de forma humana; representábaselos bordados en la primera cubierta del techo del Tabernáculo y en la cortina del Sancta Sanctorum, y esculpidos entre palmas y capullos de flores en las paredes y en las hojas de la puerta del Templo de Salomón 7. Se trata, pues, de seres superiores que están al servicio de Dios,

<sup>9</sup> V. 21. Llevó Dios esto a cabo, indicándoles cómo habían de vestirse. La expresión «Dios hizo» es la misma de otros muchos pasajes en que se atribuye a Dios lo que ejecuta u ocasiona mediante las causas segundas. Solamente los necios o frívolos pueden escandalizarse de esto; y no merecen los escolásticos la burla de que han sido objeto por haber hecho intervenir a los ángeles en este menester.

compasión.

49, a. 5).

Acaso tuviesen cierto parecido con los espíritus protectores femeninos representados en forma-humana, que rodean el sarcófago de Tutencamun con las alas extendidas.

<sup>1</sup> Recuérdanos este espantoso castigo nuestra madre Iglesia en la conmovedora ceremonia de la imposición de la ceniza, el miércoles de Quincuagésima, con estas palabras: «acuérdate, hombre, que eres polvo y en polvo te has de conyertir».

Así parece deducirse de la promesa del Redentor, que nuestros padres acogieron con fe y alegria cír. núm. 72). Lo mismo se desprende de la solicitud con que el Señor remedió su desnudez. Dios, por otra parte, que había decretado redimir a la humanidad, no podía dejar a nuestros primeros padres en poder de Satanás. La Sagrada Escritura había concretamente de la penitencia y salvación de éstos (Sap. 10, 12); la tradición judía y cristiana y los SS. PP. están unánimes (cfr. san Agustín, Ep. 164, c. 3, n. 6; De pecc. merit. et remiss. l. 2, c. 34, num. 55). Lo mismo indica la leyenda, según la cuab el monte Calvario recibió este nombre de la calavera de Adán, enterrada allí para que la sangre de Jesucristo la regase (cfr. p. 102, nota 4). No aparecen en el Martirologio Romano, pero en los calendarios católicos se les nombra como santos.

<sup>4 ¡</sup>Cuán admirable se manifiesta en el momento mismo del castigo la paternal solicitud divina, para la cual nada es excesivamente grande ni demasiado pequeño cuando se trata de demostrar el amor! Tal vez en esta misma ocasión hizo ver por primera vez a nuestros padres qué cosa sea la muerte y les instruyó acerca del sacrificio por medio del cual, y en consideración al único sacrificio verdadero, podían recobrar para su alma el vestido de la gracia.

A cerca de la alusión al misterio de la Santisima Trinidad, cfr. p. 73, nota 4. No están de acuerdo los exegetas sobre si esta frase encierra o no ironía; pero no está desprovista de cierto tono de

<sup>\*</sup> Cfr. santo Tomás, Summa theol. 1, q. 102, a. 2 ad. 3; 2, 2, q. 164, a. 2 ad 4. — Santo Tomás hace resaltar el simbolismo de este castigo con las siguientes palabras: «Por el pecado del hombre se cerró la puerta del Paraíso terrenal, en señal de haberse cerrado el celestial» (Summa theol. 3, q.

como custodios de su Templo, sustentadores y guardianes del Propiciatorio (sobre el Arca de la Alianza). En este mismo oficio le contempla el profeta Ezequiel (cap. 1 y 10), y los menciona el Salmista (17, 10; 79, 2; 98, 1; también Is. 37, 16). Los rasgos particulares del cuadro de Ezequiel pueden tener relación con las figuras colocadas (como las esfinges egipcias) ante las puertas de los palacios asirio-babilónicos, llamadas kirubu, según consta en las inscripciones. Mas, de poco sirve esto para ilustrar nuestro asunto. Nos contentamos con saber que eran seres espirituales de orden superior, custodios del Paraíso inaccesible en adelante al hombre, y que eran convenientemente visibles. Además de los querubines, una «espada llameante y que se agitaba», impedía al hombre el retorno al Paraíso. Espada y fuego son símbolos de la justicia de Dios, e infunden miedo y espanto al hombre. Tal vez se trate de relámpagos o de un fenómeno ígneo natural, a la manera del fuego que hacía inaccesible el monte

Siendo Adán padre y cabeza del linaje humano, y queriendo Dios en sus inescrutables designios que la prueba del primer padre decidiera de la suerte de toda descendencia, o sea, de si los hombres habían de venir al mundo en el esplendor de la integridad y perfección natural y de la santidad y justicia sobrenatural, o bien privados de tales prerrogativas, era natural que el primer pecado, con todas sus consecuencias, se transmitiese a todo el linaje humano. De esto da testimonio la Revelación en muchos lugares. La Sagrada Escritura enseña que todos los hombres, por ser hijos de Adán, nacen pecadores, enemigos de Dios, excluídos del cielo , y que la razón de todo ello está en proceder de Adán 2; que el pecado de éste, con todas sus consecuencias, se transmite a todos sus descendientes. Dice, en particular, san Pablo en la Epistola a los Romanos 5, 12: «Por un solo hombre entró el pecado en este mundo, y por el pecado, la muerte; y así, la muerte se transmitió a todos los hombres, porque todos pecaron en él (en Adán)». También da testimonio de esto la historia de la humanidad. En todas partes existe la convicción de que el hombre viene a este mundo en desgracia; por todas partes se ven las consecuencias del pecado: ignorancia, concupiscencia, dolores, muerte. Del hecho del pecado original habla la tradición de todos los pueblos, los cuales practicaron ritos expiatorios para la purificación de los recién nacidos . Aun los sabios paganos tenían conocimiento, aunque imperfecto, de un pecado que fué causa de todos los padecimientos y desvarios de la humanidad 5

Adán, penitente, es figura del Salvador, «que tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores». En el sudor con que Adán regaba la tierra, en ruda lucha con la esterilidad, ven muchos santos Padres una figura de aquellas gotas de sudor sanguíneo que derramó nuestro divino Redentor en el huerto de los Olivos . - Eva, madre del género humano, es figura de Maria, verdadera madre de los vivientes, por la cual fué levantada la maldición que aquélla acarreó a todo el género humano, y nos fué dado el autor de la vida, y con él, la vida sobrenatural juntamente con todas las gracias .

Cfr. Gen. 8, 21; Ps. 13, 3; Prov. 20, 9; Ioann. 1, 13; 3, 3; I Petr. 1, 23; I Ioann. 5, 19. Cfr. Iob 14, 4; 15, 14; Ps. 50, 7; II Cor. 7, 1; Ioann. 3, 36; Ephes. 2, 3. Cfr. Sap. 2, 23; Eccli. 8, 6; I Cor. 15, 22; II Cor. 5, 14.

En la antigua Roma, por ejemplo, se lavaba a los niños al octavo día del nacimiento y a las niñas al noveno con el agua sagrada o de la purificación, imponiéndoles el nombre. En México, en tiempo de al noveno con el agua sagrada o de la purificación, imponiéndoles el nombre. En México, en tiempo de los aztecas, el sacerdote suplicaba a la divinidad, en rito purificatorio análogo, se dignase borrar los pecados anteriormente contraídos por el niño y concederle nuevo nacimiento. En el Tibet se encendía una hoguera, por cuyas llamas se hacía aparentemente pasar al recién nacido, para purificarle por medio del agua y del fuego. Todos los pueblos antiguos ofrecían a sus divinidades sacrificios cruentos para borrar en lo posible las consecuencias de una culpa innata; y algunos, como los indios y egipcios, enseñaron que la vida terrena es tiempo de castigo y penitencia.

8 Cicerón (De republ., 1, 3, 1, 1, en san Agustín. C. Julian. Pelag., 1, 4, c 12) se muestra muy admirado de los contrastes sorprendentes de la naturaleza humana, la cual por una parte es tan elevada y por cata da susta está a calamidades y a vergonzosas pasiones; y no sabe explicato, sino di-

y por otra tan sujeta está a calamidades y a vergonzosas pasiones; y no sabe explicarlo sino di-ciendo que el hombre es «un alma en ruinas». En otro lugar (Hortensius 85, en san Agustín, l. c. c. 7) dice: «A vista de tales desvaríos y calamidades, los antiguos magos y adivinos dijeron que nacemos en estado tan lamentable, para expiar algún crimen cometido en vida anterior.» Según el pitagórico el estado tan lamentable, para expiar algún crimen cometido en vida anterior.» Según el pitagórico en un cuerpo, como en un sepulcro, en castigo de algún crimen. Platón dice a este propósito (en el Timeo): «La naturaleza y las facultades del hombre han cambiado y se han corrompido en el primer padre del linaje humano desde el principio» (Hettinger, Apologie III<sup>8</sup>, 408 ss.).

Is. 53, 4. Matth. 8, 17.

<sup>1</sup> Luc. 22, 44.

Clr. supra núms. 63 y 64. Véase una hermosa comparación de Eva con María en san Agustín.

76. Ciertas ideas y tradiciones paganas tienen algún punto de contacto con los relatos bíblicos del Paraíso y del pecado. Feldmann 1 resume en las siguientes proposiciones los resultados de los estudios modernos: "Puede reducirse a los puntos siguientes la tradición común de todos los pueblos, a excepción de algunos de cultura inferior, que han perdido el tesoro de sus leyendas y los conceptos éticos y religiosos: a) Los primeros hombres disfrutaban al principio de la amistad de la divinidad, comunicando con ella y llevando una vida dichosa, libre de dolores y trabajos. b) Un delito de los hombres, o de su representante, contra la divinidad acabó con tan feliz estado; en algunos pueblos es simplemente un acto de irreflexión. c) En este delito, al cual iba unida la pérdida de los bienes originales, interviene por lo general un poder malo, enemigo de Dios y de los hombres, el cual es atacado y vencido, pero no aniquilado. d) Dios, enojado por el delito de sus criaturas, se retira de la humanidad; en algunas levendas, Dios abandona la tierra o expulsa al hombre de las moradas celes-

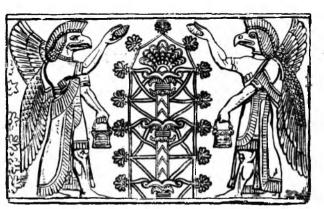

Fig. 13.—Relieve asirio de mármol, en Nimrud; árbol sagrado con figuras de dioses alados (Hacia 884 a. Cr.), Londres, British Museum.

Fot. Mansell.

tiales. Desde este momento, el trabajo para ganarse el sustento, las enfermedades v muerte son el patrimonio de 108 mortales». Estas ideas, que tan estrecha afinidad guardan con las del relato bíblico. es preciso extraerlas de las levendas mitológicas con todo cuidado, como pepitas de oro de un monton de ruinas v escombros. Donde más fácilmente se reconocen los conceptos bíblicos principales

es en los ciclos de antiguas leyendas orientales, ora vengan éstas unidas a las de la época primitiva de la humanidad, ora separadas de ellas; en ambos casos, la forma y exposición prueban que racionalmente no se puede admitir que la Biblia se haya inspirado en ellas. Merece comprobarse esto cotejando la tradición bíblica con las leyendas babilónicas. Asiriólogos calificados reconocen que, «por lo menos hasta ahora, no se sabe de mito alguno babilónico que pueda ser considerado como modelo de la narración bíblica del Paraíso», ni de la tentación, ni de otro asunto de los capítulos 2 y 3 del Génesis. Puede, a lo sumo, establecerse cierto paralelismo en algún punto particular (ríos del Paraíso, querubines custodios de la entrada del Paraíso, formación del hombre de la tierra) <sup>2</sup>. «Ha dado mucho que hablar y se ha interpretado en diversos sentidos un sello cilíndrico babilónico, en el cual se ven representadas dos figuras humanas a ambos lados de un árbol y una culebra detrás de una de las figuras humanas (cfr. lám. 1 b); mientras nada se averigüe con certeza acerca de la leyenda en que se funda esta representación, no se puede intentar rela-

Serm. 18 de Sanct.; san Bernardo, Hom. 2, sup. Missus est., in II Noct. Nat. B. V, M,, e in III Noct. diei 3, infr. Oct. Imm. Conc.

Noct. diei 3. infr. Oct. Imm. Conc.

Paradies und Sündenfull (Münster, 1913), 435 s.

Zimmern, Keilinschr. u. Bibel, 20 s. Jeremias, ATAO, 187 ss. Para formar criterio, cfr. Nikel-Genesis u. Keilischriftorschung, 124 ss., y Zur Verständigung, etc., 40 ss. Bezold, Ninive u. Babyton, 108; Keilinschr., 38. El mito de Adapa de las cartas de Amarna cuenta que Adapa perdió la introctalidad por un error. Fuera de esto no tienen la menor afinidad ni Adapa con Adán, ni el manjar y el agua de la vida con el relato bíblico del Paraíso. A. Wünsche ha reunido (Ex Oriente lux I, 2-3) las leyendas relativas al árbol y al agua de la vida; lo mismo ha hecho cor las leyendas judías y musulmanas de la creación y caída del primer hombre (ibid. II, 4); pe.o. los resultados son muy exiguos según propio testimonio. Cfr. TQS, 1917-18, 1 ss. (Ein Neuer Sündenfallbericht? Siegelzylinder?

cionarla con la escena de la tentación del capítulo 3 del Génesis» 1. Se encuentran con frecuencia representaciones de árboles sagrados con figuras de genios mitad animales mitad hombres, a entrambos lados (fig. 13); mas no hay razón para referirlas al «árbol de la vida» de la Biblia. El culto de árboles sagrados pertenece «al patrimonio de la humanidad», y bien pudiera proceder de una fuente común, que nosotros vemos en la tradición bíblica. No se pueda negar que las figuras fantásticas, representadas a entrambos lados del árbol sagrado de los babilonios, tienen cierto parecido externo con los querubines de la Sagrada Escritura, máxime si miramos a su nombre (kirubu). Tampoco se puede negar haber sido la serpiente, en la mitología y arte de Babilonia y de otros pueblos, un animal misterioso , ni que fuesen ajenos a los babilonios la idea de una revelación primitiva de Dios y el conocimiento del pecado como infracción de un brecepto divino 3.

## 8. Cain v Abel

(Gen. 4, 1-14)

77. Los efectos espantosos del pecado original se manifestaron va en el primer vástago de nuestros padres. Adán y Eva tuvieron muchos hijos 4, que la Sagrada Escritura menciona sólo de pasada y en general. De los dos primeros, Caín y Abel, conocemos algunas particularidades, y de Caín y Set, las genealogías. «Abel fué pastor de ovejas, y Caín, labrador. Y aconteció al cabo de mucho tiempo 5, que Caín presentó al Señor ofrendas de los frutos de la tierra. Ofreció asimismo Abel de los primerizos de su ganado y de lo mejor de ellos» 6.

Se habla aquí por primera vez de un sacrificio; seguramente no fué el primero, sino aquél en que Dios manifestó la distinta disposición de ánimo de entrambos hermanos 7, lo cual fué para el envidioso Caín motivo de asesinar a su hermano Abel. Es indudable que Dios, para despertar y mantener en nuestros padres, después del pecado, la idea de su completa dependencia del supremo Señor y el sentimiento de respeto y adoración, agradecimiento, confianza y arrepentimiento, les habría enseñado a ofrecer dones externos y visibles; y éste sería el medio de reconciliarse con el Creador, por consideración al verdadero sacrificio del Redentor prometido, figurado en aquellas ofrendas. Desde entonces, los sacrificios son el centro del culto divino en todos los pueblos antiguos, civilizados y salvajes; coincidencia difícil de explicar, si no se admite una revelación primitiva común 8. En un principio se ofrecían sacrificios, como es natural, de lo que cada uno poseía o tenía a su alcance. Por esto ofrece «Abel de su rebaño, Caín, de los frutos de la tierra». El uno con sacrificios cruentos, el otro con incruentos, ambos quieren reconocer, agradecidos, que Dios, Creador

Zimmern, 1, c. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zimmern, 1, c. 21.

<sup>4</sup> Las prucbas documentales en ATAO<sup>3</sup>, 94 ss.; además Nikel, 1. c. 161 ss.

<sup>5</sup> ATAO<sup>3</sup>, 89; cfr. Hehn, Sünde und Erlösung nach biblischer und babylonischer Anschauung (Leipzig, 1903), Slaby (Der Sündenfall des Urmenschen, ein Vergleich zwischen der altbabylonischen Tradition und den biblischen Nachrichten, en ThpQS, 1909, 511 ss.) demuestra palmariamente que la mitologia babilônica contiene ciertas ideas afines a las de la tradición biblica, pero con tales adornos e involucradas en tales conceptos, que se desvancec toda duda de trasiego o parentesco literario.

<sup>4</sup> Cfr. Gen. 5, 4; 4, 25. Caín era el primogénito, empero Abel fué el heredero de las promesas; en adelante no siempre iba unida a la primogenitura tan sobrenatural prerrogativa, porque mejor resplandeciese la libérrima elección divina (cfr. Rom. 9, 11 ss.).

<sup>8</sup> Es derie después de mucho tiempo, tal vez 100 años, como se puede colegir del nacimiento de

Es decir, después de mucho tiempo, tal vez 130 años, como se puede colegir del nacimiento de Set, que acaeció el año 130 de Adán. Habíanle nacido a Adán durante ese tiempo muchos hijos y nietos. Téngase esto en cuenta para comprender luego cómo pudo Caín tomar mujer, fundar una ciudad y tener miedo de ser muerto por cualquiera que le encontrase. Pudiera ser que ya para esa fecha viviesen millares de hombres (cfr. núm. 91).

Viviesen millares de hombres (cir. num. 91).

6 Gen. 4, 1-4.

7 Abel es llamado justo por el señor (Matth. 23, 35); y lo sué por la se en el suturo Redentor (Hebr. 11, 4) y por la vida arreglada conforme a su se (I Ioann. 3. 12. Gen. 4, 4 y 7). Así como el sol, ya antes de mostrarse a nuestra vista, envía sus rayos al cielo, así el sol de los espíritus, Jesucristo, difundió los rayos de su gracia santificante por los siglos primeros, y Dios, en consideración a los méritos del Redentor, concedió las gracias necesarias a todos los hombres que antes de la era cristiana trataron seriamente del negocio de la salvación (cir. núm. 72). Caín, por el contrario, era malo, y también lo sueron sus obras (v. 7; cir. I Ioann. 3, 12; Iudae, 11).

6 San Atanasio, Epist. de Nicaen. Synodo. núm. 5. San Agustín, Epist. 102, q. 3, núm. 6. Eusebio, Demonstr. evang., l. 1, c. 10. Santo Tomás, Summa theol. 2, 2, q. 85, a. 1 ad 2,

y Señor de todas las cosas, era también el bondadoso dispensador de todas sus riquezas; y en prueba de ello ofrendan a Dios solemne y públicamente parte de sus bienes.

78. También en el estado paradislaco, en el cual la concupiscencia estaba domeñada por la gracia sobrenatural, pudo ocurrírsele al hombre hacer a Dios sacrificio de sus bienes, privándose de lo lícito por voluntaria entrega a Dios, para mejor guardarse de lo ilícito y para unirse más libre e íntimamente a Dios, su Creador y Señor, por el recto uso de las criaturas. Pero era más fácil de imaginar esta manera de culto externo después del pecado. Porque, perdida la inocencia, la gracia y el Paraíso, y provocado Dios a ira por haber el hombre comido la fruta prahibida, natural era que pensara en reconciliarse con Dios y refrenar la concupiscencia por la renuncia voluntaria y dolorosa de los bienes y placeres y por la solemne dedicación y entrega de los mismos a Dios, destruyéndolos (matando o quemando) en el lugar (altar) destinado a este objeto.

Esto no obstante, es difícil asegurar si de propio impulso comenzó el hombre a ofrecer sacrificios a Dios. Es, ciertamente, un acto muy conforme con la naturaleza racional, antes y después del pecado; y, sin duda, esta conformidad contribuyó no poco a que, a pesar de las aberraciones del paganismo, la costumbre de ofrecer sacrificios se conservase a través de los siglos en la misma forma esencial. Mas porque los sacrificios después del pecado encerraban una idea que sólo por Revelación divina podían tener, a saber, significar el verdadero sacrificio de reconciliación que debla satisfacer cumplidamente a la Majestad ofendida, borrar la culpa de la humanidad y devolver al hombre la gracia divina, perdida por el pecado, y el derecho a la gloria eterna, necesario era que la Revelación divina interviniese como parte principal en su establecimiento. Por esta razón el evangelista san Juan 1 llama al Redentor «cordero sacrificado desde el principio del mundo», porque lo fué en los eternos decretos de Dios, y figurativamente en los sacrificios de la Antigua Alianza. Y el apóstol san Pablo dice expresamente que los sacrificios del Antiguo Testamento tenían sentido, significación y poder de borrar los pecados e impetrar la gracia a los hombres, porque representaban el verdadero sacrificio de Cristo: «Pues es imposible que con sangre de toros y machos de cabrío se borren los pecados». El mismo Apóstol observa que Ábel ofreció un sacrificio «por la fe» en el futuro Redentor, «por lo que Dios le dió testimonio de que era justo» ...

La institución del sacrificio se transmitió del primer hombre a toda su descendencia (después del diluvio por medio de Noé). Todavía dió el Señor, por medio de Moisés, un conjunto de disposiciones simbólicas relativas al modo y manera de ofrecer sacrificios. Pero la forma esencial del sacrificio y su profundo sentido típico ascienden a los orígenes de la humanidad: es patrimonio de todos los pueblos. El paganismo estuvo penetrado del presentimiento y del deseo de la Redención. Los sacrificios eran espléndidos y costosos. La misma aberración de los sacrificios humanos pone de manifiesto que nada parecía demasiado para ser ofrecido a Dios en expiación; la Sagrada Escritura nos refiere un ejemplo conmovedor 4. Infructuosos fueron los intentos de los filósofos paganos para despojar al sacrificio del carácter expiatorio. Sólo cuando Jesucristo ofreció en la cruz el verdadero sacrificio de reconciliación, comenzaron a disiparse las sombras del Antiguo Testamento y a palidecer las figuras, como es-

taba predicho 5.

79. De intento dice la Sagrada Escritura que «Abel ofreció de los primerizos y de la grosura», es decir, de lo mejor de su ganado. Lo principal es el espíritu de fe, penitencia, arrepentimiento y amor con que ofrece el hombre a Dios sus dones. Abel poseía este buen espíritu 6; no

<sup>1</sup> Apoc. 13, 8.
2 Hebr. 10, 4; cfr. 10, 10 ss.; 9, 11 ss.

<sup>&#</sup>x27; Hebr. 11, 4.
' Mesa, rey de Moab, encontrándose en gran aprieto, sacrificó a su primogénito (IV Reg. 3, 27),

cfr. núms. 125 y 598.

Cfr. Dáns. 125 y 598.

Cfr. Dáns. 125 y 598.

Cfr. Dáns. 9, 27; Osee 3, 4; Malach. 1, 10 s.; Ps. 109, 4; Hebr. 7, 11; 5, 5 ss. Cfr. Thalhofer, Das Objer des A und des NB, 8 ss.

Por esto dice san Pablo (Hebr. 11, 4): «Por la fe (es decir, por sus piadosos y fieles sentimientos) ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín», etc.

asi Cain, el cual no ofreció lo mejor que tenía 1. Por eso «miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no hizo caso de Cain y de sus ofrendas. Por lo que Cain se irritó sobremanera, y decayó su semblante» 2.

De aué manera manifestase Dios el agrado con que miraba las ofrendas de Abel v el desagrado que le producían las de Caín, no lo dice la Sagrada Escritura. Muchos intérpretes opinan que Dios enviaba del cielo fuego que devorase los sacrificios de Abel, como sucedió más tarde con frecuencia, por ejemplo, en el sacrificio de Elías, etc.; no sucedía lo mismo con los sacrificios de Caín<sup>3</sup>. — Aquí comienza en el mundo la lucha de los impíos contra los fieles servidores de Dios v el reino de Dios sobre la tierra, del cual escribe san Agustín 4: «Y no sólo desde el tiempo de la presencia corporal de Jesucristo y de sus apóstoles, sino desde el mismo Abel, que fué el primer justo, a quien mató su impío hermano Caín, y en lo sucesivo hasta el fin de este mundo, la Iglesia discurre peregrinando entre las persecuciones de la tierra y los consuelos de Dios».

Dios va tras los pecadores endurecidos, como el buen pastor tras las ovejas descarriadas, y procura despertar su conciencia al arrepentimiento por medio de avisos exteriores y mociones interiores. Seria y amorosamente pone en guard'a Dios a Caín contra su pasión, e intenta convertirle con estas palabras:

80. «¿Por qué motivo andas enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿No es cierto que si obras bien serás recompensado, pero si mal, el pecado está luego a las puertas? Mas su apetito estará en tu mano, y tú le dominarás» . Dios le pone en guardia contra su mala pasión, y le recuerda sus deberes, animándole a luchar contra aquélla: ; reprime y domina tu inclinación al pecado! Pero Caín no oyó la voz de Dios, antes guardó en su alma la envidia y el enojo. Su pasión se convirtió en odio feroz, y vinole a las mientes la idea terrible del homicidio; por fin supo hallar ocasión propicia para ejecutarlo.

«Dijo Cain a su hermano Abel: Salgamos fuera. Y estando los dos en el campo, acometió a su hermano Abel, y le mató» (v. 8). Inocentemente salió Abel con su hermano; pues «la caridad ninguna cosa piensa mal» 6, Crevó, tal vez, mitigar la pesadumbre que roía el corazón de su hermano, con la amistosa participación en el paseo. Mas la pasión hizo de Caín una

fiera, un fratricida.

Apenas consumado el crimen, habló el Señor a Cain: ¿Dónde está tu hermano Abel? En análogas circunstancias, Adán se avergonzó en extremo al oír la voz de Dios y confesó su pecado, aunque buscándole alguna disculpa, y halló el perdón. Pudo también el fratricida alcanzar misericordia; pero tuvo la insolencia de negar su delito, y respondió: «No lo sé. ¿Soy yo acaso custodio de mi hermano?» A esta respuesta, el Señor apeló a su justicia. Replicó Dios: «¿ Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Maldito, pues, serás tú desde ahora sobre la tierra, la cual ha abierto su boca y recibido de tus manos la sangre de tu hermano. Después que la hubieres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Malach. 1, 8 13 14; Lev. 22, 21-24; Deut. 15, 21.

<sup>3</sup> El texto hebreo dice así: (Su faz se hundió», es decir, triste y desazonado inclinó Caín su rostro hacia la tierra, meditando algo siniestro.

hacia la tierra, meditando algo siniestro.

<sup>a</sup> Cfr. Lev. 9, 24; Iudic. 6, 21; 13, 20; Il Par. 7, 1; III Reg. 18, 38.

<sup>b</sup> Civ. Dei. 18, 51 in fine.

<sup>c</sup> V. 6 y 7. El texto hebreo dice así: "Si eres bueno, ¿no será levantamiento (de tu rostro, es decir, alegría)? Pero si no eres bueno (entregándote a tus tenebrosos pensamientos), el pecado está a la puerta», como una fiera, como la serpiente (3, 15) o como un león rugiente, que busca a quien devorar (1 Petr. 5, 8), etc. La segunda parte del v. 7 podría tal vez corregirse así — pues muy verosímilmente el texto primitivo está alterado —: Si no eres bueno, el pecado está ya en tu rostro (es decir, se ve ya en tu rostro, tu aspecto lo delata); de ti depende, y tú lo has de dominar (es decir, el pecado no te ha de doblegar ni dominar, sino tú que has de ser dueño de él). Cír. Kath., 1909, I 380.

<sup>a</sup> I Cor. 13, S.

Conforme a esta sentencia de Dios, el homicidio premeditado es de los pecados que claman al cielo. Todavía hay otros tres que repugnan a todo humano sentimiento, y que, no habiendo para ellos venganza suficiente en la tierra, seclaman la divina, como declara la Sagrada Escritura. Estos pecados son: la sodomía (Gen. 10, 13), la opresión del pobre, de la viuda y del huéríano (Exod. 2, 23) y la defraudación al jornalero (Iac. 5, 5).

labrado, no te dará sus frutos; errante y fugitivo vivirás sobre la tierra» (v. 10-12).

; Terrible castigo pronunciado por Dios, infinitamente bueno, cuyo corazón está siempre dispuesto a bendecir y favorecer! Había Dios maldecido antes la tierra por causa del pecado; mas ahora maldice al pecador por su enorme delito e impenitencia. Mas no se entiendan mal las palabras de Dios. En boca del hombre, la maldición es una imprecación hecha en un momento de ira; es un pecado, por cuanto va contra el respeto debido a Dios y el amor al projimo. Pero en boca de Dios es una sentencia de su justicia, e implica desheredamiento de la gracia, el cual todavía puede ser revocado acá bajo por la contrición y penitencia: lleva consigo anejo el castigo, que en la tierra tiene por objeto mover al pecador al arrepentimiento.

Así sucedió con Caín. Su castigo fué doble: esterilidad de la tierra y vida errante. La maldición de la tierra que Dios pronunciara en el Paraíso alcanzo a todos los hombres, los cuales deberán labrarla con el sudor de su rostro para arrancarle los frutos; empero al fratricida se le resistirá la tierra doble y triple; el segundo castigo obliga a Caín a llevar una vida errante en el país de su destierro. A este doble castigo se juntaron los remordimientos de la conciencia, que no le daban punto de reposo, presentándole día y noche ante los ojos la

imagen de su hermano asesinado.

Esta terrible sentencia quebrantó la altanería de Caín, mas fué para precipitarle en el otro extremo. Lejos de confiar en la infinita misericordia divina, dijo al Señor, lleno de pavura y desesperación: «Mi maldad es tan grande, que no puedo esperar perdon. He aquí que me arrojas hoy de esta tierra, y yo iré a esconderme de tu presencia, y andaré errante y fugitivo por el mundo; y cualquiera que me hallare me matará» (v. 13 y 14).

"Mi maldad es tan grande, que no puedo esperar perdón" — tristes palabras que el espíritu de las tinieblas insinúa desde los tiempos de Caín a miles y miles de desgraciados pecadores. Antes de pecar, les hace creer que el pecado no tiene importancia; mas, luego de cometido, lo agranda de manera que el pecador llega a desesperar de la misericordia divina, y se pierde irremisiblemente. -«Iré a esconderme de tu presencia»; — el pensamiento de la presencia de Dios causa espanto al impenitente; en Dios ve sólo al juez y no espera de él gracia y amor. Quienquiera que me hallare me matará. Temía esto Caín porque, en su negra acción, había pecado contra la humanidad, que era raza de hermanos, y porque la justicia pedía que él corriese la misma suerte que Abel. Mas ¿quién le había de matar, si sólo vivían Adán y Eva? Así parece; mas pudo suceder que para esa fecha viviesen ya muchos hombres; además Caín miraba no sólo al momento presente, sino a los días venideros. En todo caso no faltaban hombres que, a la corta o a la larga, pudiesen vengar la muerte de Abel. Dios, infinitamente sabio y justo, pesa las cosas con otra balanza que el hombre de cortos alcances; al fratricida le estaba reservado un castigo más prolongado, por ende más doloroso.

83. «Respondióle el Señor: No será así, antes bien, cualquiera que matare a Caín, recibirá un castigo siete veces mayor. Y puso el Señor en Cain una señal para que ninguno que le encontrase le matara» 1. — Muchos han creido que la señal era un semblante fosco y tenebroso, que declaraba los remordimientos de conciencia del asesino. Puede entenderse la frase también de esta manera: el Señor dió a Caín una señal (una revelación), de que nadie le mataría. — «Salió, pues, Caín de la presencia de Dios, y vivió prófugo en el país que está al oriente de Edén» 2. Cum-

¹ V. 15. Según esto, la señal servía para proteger al desgraciado asesino; no le podta matar cualquiera; Dios se reservaba la venganza. Caen, pues, por tierra de por sí las arbitrarias y extravagantes interpretaciones del «estigma de Caín», muy extendidas entre los judíos. Cfr. ThpQ. 1900, 382 s. ² V. 16. En lugar de «prótugo de la tierra», etc., dice el texto hebreo: «en el país de Nod» (es decir, destierro); «al oriente de Edén», es decir, al oriente de la región donde estaba el Paraíso. Caín debía vivir en adelante desterrado, lejos de sus padres, lejos de la región del Paraíso, lejos del lugar donde Dios continuó manifestándose a los hombres. Queda separado del trato de aquellos que por el arrepentimiento y el culto permanecen unidos con Dios; — Caín es el primer hombre excluído de la

plióse así en él lo que se dice del pecador, en especial del envidioso: «El dolor recaerá sobre su propia cabeza; y su iniquidad descargará sobre su coronilla» 1-

Abel murió tempranamente de muerte violenta; tanto más pronto fué al descanso de los justos, al limbo. Pero Caín, con el tormento de su conciencia. cada día y cada hora padecía una espantosa muerte, que hubiera aceptado como un señalado favor; pero le acaeció lo que dice el Apocalipsis de los impíos atormentados por especiales dolores: «buscarán la muerte y no la hallarán: y desearán morir, v la muerte huirá de ellos» 2.

84. Abel es figura de lesucristo en muchos aspectos. Fué el primer justo entre los hombres 3; el primer pastor; ofreció a Dios los primerizos de su rebaño, que Dios aceptó complacido Tesucristo, «el justo» anunciado por los profetas 4, «el buen pastor» 5, «el príncipe de los pastores» 6, se ofreció y se ofrece cada día como sacrificio gratísimo al Padre celestial. Por esto la Iglesia ruega diariamente en el Canon de la Misa: «Dignate mirar esta ofrenda con propicios y benignos ojos y aceptarla, como te dignaste aceptar las ofrendas de tu siervo Abel, el justo». — Es también Abel el primero que fué odiado v muerto bor la justicia. Por envidia i fué entregado Jesucristo por sus «hermanos según la carne» 8 a muerte de cruz, y la tierra recibió su sangre. Inocente y manso como un cordero fué a la muerte Abel, saliendo de su tienda y del medio de su rebaño: Iesucristo se dejó llevar «como un cordero que no abre su boca» 9 de la puerta 10 de Jerusalén, centro de su amado pueblo, al banco del sacrificio. — La sangre de Abel clamaba al cielo pidiendo venganza del impenitente homicida: la sangre de Jesucristo clama «con más elocuencia» 11, pidiendo la reconciliación para los hombres que quieran obtenerla.

También Caín es figura, aunque triste y desgraciada, de los que le imitan 12; lo es asimismo del pueblo que mató a Jesucristo, el justo, mereciendo por ello la

reprobación 13.

## 9. Multiplicación y depravación del género humano

(Gen. 4, 17 a 6, 7)

85. Tuvo Caín de su mujer 14 un hijo, y edificó una ciudad 15 a la cual, del nombre de su hijo, llamó Henoc, que quiere decir inauguración. Figurósele a Caín que estos dos hechos señalaban el comienzo de una nueva vida y actividad. Y así fué; pero no en el buen sentido. Porque, después de haber renegado de Dios, sólo curó de establecerse con los suyos lo más regaladamente posible, de tomar posesión del mundo y de los bienes materiales y de disfrutar de ellos a su placer. Sus descendientes imitaron este ejemplo. Lejos de enderezar los sentidos y anhelos a Dios atemperándolos a la santa voluntad divina, pusiéronlos en la tierra, en

comunidad de Dios, padre de los primeros «hijos del mundo», y, para los tiempos venideros, represen-tante de la humanidad alejada de Dios y de su santo servicio.

<sup>1&#</sup>x27;s. 7, 17. loann. 10, 11. <sup>2</sup> Apoc. 9, 6. 1. I Petr. 5, 4. Matth. 23, 35. 4 lerem. 23, 5 s. 7 Rom. 9, 3. Matth. 27, 18. 1 Fetr. 5, 7. 10 Hebr. 13, 12; cfr. Lev. 16, 27.

<sup>15. 53, 7.

16.</sup> Hebr. 13, 12; ...

17. Hebr. 12, 24.

18. Cfr. san Ambrosio, Abel et Cain. 1, 2; Weiss, Messian. Vorbilder, 8; Kraus, Realenzykl. I, 3;

19. Cfr. san Ambrosio, Abel et Cain. 1, 2; Weiss, Messian. Vorbilder, 8; Kraus, Realenzykl. I, 3;

19. Archäologie<sup>2</sup>, 305. Kaufmann, Archäologie<sup>2</sup>, 305.

La mujer de Cain era hermana suya, como no podía ser de otra suerte al principio del género La mujer de Cain era hermana suya, como no podía ser de otra suerte al principio del género humano, de haberse de cumplir el divino decreto, según el cual todos los hombres habían de nacer de una sola pareja (Act. 17, 26). Conforme iba desapareciendo esta suprema razón, entraron en vigor, en cuanto a los matrimonios, aquellas limitaciones que exige el bienestar sísico y moral. No indica la 5agrada Escritura si Casn estaba ya casado y tensa hijos antes de cometer el fratricidio, y si sué con su samilia al destierro; tal vez se puede ver un indicio de esto en 4, 17; y no es inverosimil que así suese, de haber sucedido el crimen hacia el año 130 de Adán.

El texto hebreo dice: «y estaba edificando la ciudad» (vivienda fija). No dice la Sagrada Escritura cuando comenzo Casn a edificar la ciudad. Siendo probable que Casn llegase a edad tan avanzada como los descendientes de Set (compárese 4, 18-22 con 5, 6-32), pudo suceder lo que cuenta el Génesis después de varios siglos, cuando Casn tensa hijos suficientes para edificar no una, sino muchas ciudado.

sus bienes y placeres, en todo lo que la vida terrena les ofrecía de comodidad y regalo. Por esto se les llama hijos de los hombres 1 o «hijos del mundo». Dedicáronse con ahinco a la construcción de ciudades e invención de artes y oficios lucrativos y de esparcimiento. Los descendientes de Caín fueron: Henoc, Irad, Maviael, Matusael v Lamec. Este último fué el primero que rompió la unidad primitiva del matrimonio, y tuvo dos mujeres, Ada y Sela; fué también asesino, como Caín 2. Se citan cuatro de sus hijos: *label*, padre de los que habitan en tiendas y de los pastores (esclavos); Jubal, padre de los tañedores de citara y arpa, hijos ambos de Ada; Tubalcain, forjador de toda clase de instrumentos cortantes de cobre y hierro, y Nohema 3, hermana de éste, ambos de su otra mujer Sela.

Ha sorprendido que la Sagrada Escritura atribuya la invención de las artes (progreso de la civilización) a los hijos del mundo, como si con ello pretendiese reprobar tales inventos. Nada de esto; mas aquí se ve que los hijos del mundo, desde el principio, fueron más avisados que los hijos de la luz. Desde los comienzos de la historia se advierte que el progreso religioso no siempre corre parejas con el material, y que la inteligencia apartada de Dios se sirve de los adelantos del espíritu y de la técnica para satisfacer las pasiones (sensualidad, ambición, venganza). — Por lo que atañe a la historia de la civilización, es digno de notar que, según la Sagrada Escritura, el progreso de la humanidad se efectuó gradualmente: los hombres se proveen de vestidos y de alimentos, se dedican a la agricultura y a la ganadería, perfeccionan los instrumentos de trabajo y las artes para comodidad y alivio de la vida, construyen viviendas fijas, etc. Mas su estado inicial no es el que Darwin se imagina, un estado análogo al de los animales, sino sencillo, primitivo, patriarcal; y aunque menguadas las facultades por el pecado, el hombre se abre paso con su inteligencia y su voluntad, las cuales le elevan sobre todas las demás criaturas. Y aunque perdió la ciencia sobrenatural, quedáronle la fuerza de la razón, la libertad y la experiencia atesorada por nuestros primeros padres en el Paraíso. De esta manera se explican el desenvolvimiento de la humanidad y el grado de cultura relativamente elevado que nos revelan los datos históricos más antiguos,

86. Dios compensó a nuestros desventurados padres de la pérdida de Abel con otro hijo llamado Set, que quiere decir sustitución, el cual había de ser depositario y transmisor de las divinas promesas 4. Por Set sigue la línea de los patriarcas, hasta llegar al pueblo escogido y hasta el Redentor nacido del pueblo de Dios; lo cual declara también san Lucas en su Evengelio al citar la genealogía de Jesús 5.

Enós, hijo de Set, se distinguió, como su padre, por la piedad y el temor de Dios. El es quien comenzó a «invocar el nombre de Dios», es decir, a llamar por el nombre de Dios a aquellos que con fidelidad servían al Señor, lo cual explica la denominación de hijos de Dios, en oposición a «hijos del mundo» . Entre los descendientes de Adán por la línea de

Gen. 6, 2-4. Por lo menos eso parece expresar en su agresivo canto (4, 23 s.). La tradición ha conservado sus palabras, notables por la forma poética, — llamadas ordinariamente «canción de Lamec»:

Ada y Sela, oíd mi discurso, vosotras, mujeres de Lamec, oíd mis palabras! Maté (mato), a un hombre por mi herida, a un joven por mis cardenales. Caín es vengado siete veces, pero Lamec setenta y siete.

Ya se entienda este pasaje como amenaza o como confesión de un homicidio, lo cierto es que en sus acentos hablan el orgullo agresivo, el fiero deseo de venganza y la jactancia arrogante. — No hay que confundir este Lamec con otro del mismo rombre, descendiente de Set, que vivió más tarde.

Por el texto no se puede colegir la razón por qué se nombra a esta última; tal vez inició ella clos matrimonios mixtos» (casándose con un setita), de los cuales tomó principio la corrupción (cfr. 6,

<sup>2).</sup> Cfr. también p. 130.

Gen. 4, 25. Luc. 3, 38.

Gen. 4, 26. El texto hebreo dice: Entonces se comenzó a llamar (nombrar) con el nombre de Dios», a aquellos, a saber, que permanecían fieles a Dios, en oposición a los implos descendientes de

Set. aventaia a todos el sexto. llamado Henoc 1. Este «anduvo con Dios». esto es. «agradó a Dios» muy particularmente 2, por lo cual el Señor le honró con su amistad (y como dice el Apóstol san Judas 14 s.), le encomendó que anunciase a los impios el castigo del diluvio y, debajo de esta figura, el juicio universal: «Mirad que viene el Señor con millares de sus santos a juzgar a todos los hombres y a redarguir a los malvados». Se dice asimismo de Henoc: «Dios le trasladó para que no viese la muerte» e; de ahí la brevedad de su vida (365 años), comparada con la de los patriarcas. Es de creer que los demás descendientes de Set se conservaran en el temor de Dios.

- Multiplicáronse los hombres, y viendo los hijos de Dios «la hermosura de las hijas de los hombres, tomaron de entre ellas por mujeres las que más les agradaron»; esto es, los hijos de Dios (los setitas), tomaron muieres de las hijas de los «hijos del mundo» (cainitas), fijándose sólo en la hermosura y el atractivo corporal y en las riquezas, mas no en la virtud y piedad 4. De esta suerte, la impiedad y corrupción cundieron por todas partes. Por esto «dijo el Señor: No permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque es carnal; y sus días serán 120 años» (v. 3). Quería dejarles todavía este espacio de tiempo para que hiciesen penitencia, si bien la depravación no sólo era general, sino espantosamente grande, y casi incurable. Porque de aquellos matrimonios mixtos resultó una generación que se distinguió, no sólo por la estatura y fuerza gigantesca, sino también por su grosero orgullo y sensualidad. «Estos son los poderosos, varones afamados (de mala fama) desde la antigüedad» 5.
- 88. No vaya a creerse que, por haber tenido nuestros primeros padres a Set en compensación de Abel, no tuvieran otros hijos. Contra tal hipótesis hablan aquellas palabras de Caín: «cualquiera que me hallare me matará». Más bien se colige de este pasaje, que en las genealogías de los patriarcas no siempre se nombraba al primogénito, y ni siquiera al hijo único, sino sólo a aquel a

Caín que se habían apartado del Señor, del verdadero y eterno Dios. Sirve esto de preparación al relato que comienza en 6, 5 (v. núm. 93). La humanidad se divide desde este momento en unijos de Dios» e unijos de los hombres o del mundo». Esta oposición persiste a través de toda la historia hasta el fin del mundo. San Agustín llama a los primeros ciudad de los hombres, cuyo primer representante fué Caín, y a los segundos ciudad de Dios, cuyo jefe fué Abel y luego Set (De Civ. Dei, 1. 14, 28; 15, 1; 18, 51 fir; cfr. Eccli. 33, 10-18). — Se ha querido interpretar aquellas palabras en el sentido de que Enós fuera el primero en tributar a Dios culto público; pero no es acertada esta interpretación, porque el sacrificio es ya de sá culto público; la antigüedad no conoció otro culto solemne.

1 No confundirlo con un hijo de Caín, del mismo nombre.

2 Cfr. Gen. 6, 9; Eccli. 44, 16; Hebr. 11, 5.

3 Cfr. Hebr. 13, 5. Sólo a Elias se volvió a conceder la gracia extraordinaria de ser arrebatado en cuerpo y alma al paraíso, es decir, a un lugar y estado misterioso, desconocido para nosotros, mas no a gozar de la vida beatífica de Dios (III Reg. 2; cfr. 11 Par. 21, 12). Según los santos Padres, otorgóse este admirable favor a los dos grandes predicadores de penitencia que ha tenido la humanidad y el pueblo hebreo, para que en los días aciagos del Anticristo vuelvan a la tierra, ganen para la causa de Dios a los hombres perseguidos y los sostengan en la fe. Apoyan los santos Padres este comentario en pasajes de la Sagrada Ecritura: «Henoc fué transportado al paraíso, para que (un día) predique a los pueblos penitencia» (Eccli. 44, 16; cfr. 49, 16). «He aquí que yo enviaré al profeta Elias, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible» (Malach. 4, 5). «Elías vendrá antes y restablecerá todas las cosas» (Marc. 9, 11. Matth. 17, 11; cfr. 11, 14. Apoc. 11, 3; cfr. san Gregorio Magno, in lectione VI, 3 Noct. fer. 2 infra Oct. Ascen.). Cfr. KL V., 1760 s.; Eberhard, Kanzelvortráge II, 94.

4 En los libros judíos apócrifo

tesca, en cuya comparación nosotros parecíamos langostas» (Num. 13, 32-34); pero esto es una exageración amañada (cfr. núm. 360).

quien Dios había destinado para transmisor de las promesas y tronco del linaje del pueblo de Dios y del futuro Redentor. Esto explica la diferencia de edad de los patriarcas al nacer el hijo que se nombra en la tabla genealógica (130, 105, 00, 70, 65, 187; Lamec engendró a Noé a los 500 años de edad), y aquel estribillo: «y engendró hijos e hijas»; Abraham, Isaac, Jacob, Judá, etc., no fueron primogénitos; parece como que Dios quisiera decir en la genealogía del Mesías: «No los que son hijos de la carne, éstos son hijos de Dios; sino los que son hijos de la promesa, ésos se cuentan por descendientes» <sup>1</sup>. Por esto no se nombra a Caín y Abel en la primera genealogía, sino sólo a Set. Esta genealogía (cap. 5) es como sigue:

### 1. Antes del diluvio, diez patriarcas que alcanzaron la siguiente edad

| Adán .   |  |  |  | 930 | años. | Jared     |  |  |  | 962 años. |
|----------|--|--|--|-----|-------|-----------|--|--|--|-----------|
| Set      |  |  |  | 912 | ))    | Henoc     |  |  |  | 365 »     |
|          |  |  |  |     |       | Matusalén |  |  |  | 969 »     |
| Cainán.  |  |  |  | 910 | ))    | Lamec     |  |  |  | 777 »     |
| Malaleel |  |  |  | 895 | ))    | Noé       |  |  |  | 950 »     |

#### Después del diluvio, hasta la vocación de Abraham (Gen. 11, 10-32), diez patriarcas <sup>2</sup> que llegaron a la siguiente edad

| Sem .   |  |  |  | 600 | años. | Reu     |    |  |  |  | 239 | años. |
|---------|--|--|--|-----|-------|---------|----|--|--|--|-----|-------|
| Arfaxad |  |  |  | 338 | ))    | Sarug.  |    |  |  |  |     |       |
| Sale    |  |  |  |     |       | Nacor.  |    |  |  |  |     |       |
| Heber . |  |  |  | 464 | ))    | Tare .  |    |  |  |  | 205 | ))    |
| Faleg . |  |  |  | 239 | ))    | Abraham | ı. |  |  |  | 175 | ))    |

## 3. Desde la vocación de Abraham hasta la constitución del pueblo israelita

| Abraham (seg | ún Gei | 1. 25, | 7)  |   |  |  | 175 | años. |
|--------------|--------|--------|-----|---|--|--|-----|-------|
| Isaac (según | Gen. 3 | 5, 28  | ) . |   |  |  | 180 | ))    |
| Iacob (según | Gen. 4 | 7, 28  | ) . | _ |  |  | 147 | ))    |

Los doce hijos de Jacob fueron padres y jefes de las doce tribus de Israel; de

ellos José llegó a los 110 años, Leví a los 137.

Las genealogías de los capítulos 5 y 11 del Génesis son, como otras listas posteriores, documentos que el autor utilizó y tuvo por fidedignos (aunque no por completos). Fuente de estos documentos fué la tradición, que pudo muy bien conservar aún por más largo tiempo las genealogías, ya de palabra, ya por escrito. Constituyendo éstas el esqueleto de la narración, menester es tenerlas por históricas, aunque su explicación ofrezca algunas dificultades. Los nombres son personales (por ejemplo, Adán, Set, Enós, Henoc, Lamec, Noé, Tare, Abraham), y como tales aparecen en I Par. 1, 1 ss. y Luc. 3. No es posible interpretarlos como nombres gentilicios, aunque a veces (en la tabla de las naciones, cap, 10), unos y otros van mezclados (cotéjese con el nombre «Israel» que primero se aplicó al padre del linaje y después al pueblo hebreo). No son suficientes las razones que se aducen en contra del valor histórico de las genealogías, ni se puede admitir que éstas descansen en invenciones, como sucede con la «protohistoria» de babilonios, fenicios, griegos, etc. Poco importa que la historia de los babilonios nada sepa de «ese vasto período de la época primitiva, sumido en la noche de los tiempos», y que los nombres no se hayan conservado en la forma y significación propia, sino en hebreo. Precisamente una de las excelencias de la historia de la Revelación consiste en que, acerca del origen y fin último de la humanidad, nos da noticias que en ninguna otra fuente se pueden hallar. Poco medraran la Inspiración y credibilidad de la Sagrada Escritura, si necesitásemos buscar en otras partes pruebas de la historicidad de los sucesos referidos en ella. — Es completamente arbitraria la hipótesis admitida por los

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 9, 8; cfr. núm. 77.
Entre Artaxad y Sale falta en el texto hebreo Cainán (460 años), a quien nombran la versión griega, en este lugar, y san Lucas en su Evangelio (3, 36).

modernos, de ser la genealogía setita (cap. 5) una variante de la genealogía cainita del capítulo 4. Sólo dos nombres (Henoc y Lamec) aparecen en ambas a la vez, pero se refieren a personas de muy diversos caracteres. La identidad de nombre, ayer como hoy, nada prueba. Además, el árbol genealógico cainita consta de siete personas, y el setita de diez. Esto induce a creer que, en tiempo del séptimo de la genealogía cainita, y tal vez con el matrimonio de Noema l'hombre que significa «hermosa»), comenzó la mezcla de ambas líneas, y con ello la corrupción de los setitas. En ambas genealogías se trata de tradiciones antiguas e independientes 1.

89. Por no admitir una longevidad tan grande en los patriarcas, cual se deduce de los datos bíblicos, algunos han leído meses por años: de donde las vidas más largas (Adán, Matusalén, Noé), serían de 75 a 80 años; pero Set v otros habrían tenido hijos a los 105, 00, 70, 65 meses respectivamente, o sea, a los 9, 8, 6 y 5 años (!). Otros interpretan semestres o trimestres: mas no hav derecho a dar a la palabra «año» significados tan diferentes en un espacio de tan pocas páginas. Luego del diluvio la edad decrece de súbito hasta la duración de hov, sin que la Biblia cambie de palabra para designar el «año». Además, el relato del diluvio 2 prueba que el año 601, de los 950 que vivió Noé, fué un año cabal de doce meses. Sólo aludiendo a la longevidad de los patriarcas pudo decir lacob a Faraón a los 130 años, que sus días eran pocos y no llegaban a los de sus padres 3. — Con la Sagrada Escritura coinciden las tradiciones de los pueblos antiguos, en los cuales perdura el recuerdo de edades muy avanzadas. Flavio Iosefo se remite al testimonio de «todos los historiadores griegos y bár-

baros (extranjeros)», aduciendo una larga serie de autores 4.

No se puede tener por imposible sin más la longevidad de los patriarcas. En los órganos, funciones y propiedades del cuerpo no hay en si cosa alguna que haga imposible una vida más larga que la actual. La constitución corporal no basta para determinar la duración de la vida; ésta depende además de la adaptación a las condiciones externas, de los hábitos y de las perturbaciones que éstos acarrean. De donde, por las condiciones actuales, no se puede juzgar de los tiempos primitivos. Pero si el hombre originalmente fué creado para la inmortalidad, como lo declara la Sagrada Escritura, preciso es admitir que estaba dotado de una complexión conveniente, y suponer que la longevidad de los patriarcas era como un «reflejo del esplendor del Paraíso» (Zöckler). Los fósiles animales y vegetales demuestran que en los tiempos primitivos todo fué de un desarrollo mayor. Y si para juzgar de los reinos animal y vegetal de entonces no se puede tomar por medida el estado actual, tampoco cabe juzgar de las condiciones del primitivo reino humano por las actuales. Con todo, no podemos hacer un juicio cabal acerca de las circunstancias de que dependió la longevidad de los patriarcas. Sin duda la causa principal fué la divina Providencia. La rápida propagación del género humano, la institución y consolidación del orden social y especialmente la transmisión segura de las revelaciones divinas exigían una extraordinaria longevidad de los primeros hombres 6. Los patriarcas eran intermediarios de la divina Revelación para sus familias y custodios de la fiel transmisión de la misma. Además de esto, a la autoridad de padres unían la de jefes, con el triple poder: legislativo, judicial y ejecutivo. Su larga vida les daba el ascendiente necesario para el ejercicio de su autoridad. Adán pudo ins-

<sup>1</sup> El clásico ejemplo de Eberhard (Kancelvorträge II, 85 ss.) nos muestra cómo aun de la árida enumeración de nombres y números bíblicos, que sin duda encierran grandes ideas, se pueden sacar provechosas enseñanzas.

Gen. 7 y 8. Gen. 47, 9

<sup>3</sup> Gen. 47, 9.
4nt. 1, 3, 9; cfr. Lactancio. De orig. error., 1. 2, c. 12; Lüken, Die Traditionen des Menschengeschlechts, etc., 148-158. También en algunos pueblos antiguos, Persia, India, Egipto, Fenicia, China, se encuentra la serie de 10 y de 7 patriarcas o reyes primitivos. Aunque se demuestre, pues, la existencia de una serie análoga en Babilonia, no por eso se deduce que los ediez reyes primitivos babilonicos anteriores al diluvio hayan sido admitidos en la Biblia con toda clase de coincidencias particulares, como otros tantos patriarcas prediluvianos» (Fr. Delitzsch, Bibel und Babel I, 32). En Gen. 5 vemos tradiciones antiquisimas que en su forma peculiar pasaron a los descendientes de Abraham. Los datos de la Sagrada Escritura acerca de los tiempos primitivos son mesurados y sobrios, comparados con los números que nos brindan los escritores paganos: el egipcio Manethón señala cerca de 25.000 años de gobierno de los dioses y semidioses; según Beroso, la historia babilónica hasta Alejandro Magno comprende 470.000 años; los indios se atribuyen una antigüedad de 4.320 millones de años, y cosa parecida os chinos y japoneses. Para más detalles v. Nikel, Genesis, 164 ss., y BZF II, 142 ss.

6 Cfr. Kath., 1912, II, 208 ss.
6 Cfre. Eberhard, Kanselvortrage II, 92 ss.

truir a sus hijos hasta los tiempos de Lamec, Lamec hasta los de Sem y Sem hasta los de Abraham

Es de notar aquella frase con que la Sagrada Escritura termina cada una de las biografías de los diez primeros patriarcas, que son los que mayor edad alcanzaron: «y murió». Así, por ejemplo: «Todo el tiempo que vivió Adán fué de 930 años, y murió»... «Los días de Matusalén fueron 969 años, y murió». Así se cumplía en aquellos longevos patriarcas la sentencia pronunciada por Dios a Adán: «Polvo eres, y en polvo te convertirás».

- Cronología de la Sagrada Escritura 1. Para la cronología de los tiempos primitivos no tenemos otra fuente que las tablas genealógicas de los capítulos 5 y 11, las cuales traen la edad de los patriarcas. Pero hay dos circunstancias que dificultan y aun imposibilitan establecer una cronología bíblica-Los números son distintos en el texto hebreo, en el samaritano y en la versión griega. Los años que preceden al nacimiento de cada patriarca, sumados con los 100 años que tenía Noé cuando entró en el arca, dan un total de 1.656 desde Adán al diluvio según el texto hebreo, 1.307 según el samaritano, 2.256 según la versión griega (LXX). Desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham son 200, 940 y 1.070 (1.130) respectivamente; y si añadimos los 75 años de edad que Abraham tenía cuando abandonó Harán, 365, 1.015 y 1.145 (1.205). No se puede averiguar qué números sean los primitivos y verdaderos, aunque es fácil imaginarse cómo pudieron aparecer estas diferencias entre el texto original v las versiones . La Vulgata sigue al texto hebreo (actual), mientras que el Martirologio Romano hace el computo de la fecha del nacimiento de Jesucristo por los datos de la versión griega. Aún sería más difícil el cálculo si, como es posible, las tablas genealógicas no fuesen completas. Hay razones en pro de que lo son 3; pero no faltan ejemplos de supresión de personajes intermedios en las tablas genealógicas de la Sagrada Escritura, como también sucede a veces que ciertos datos, que al parecer se refieren a la descendencia inmediata, deben entenderse de otra que no lo es 4. De ahí que no podamos tener certeza absoluta. Ninguno de los múltiples sistemas que se han inventado para establecer científicamente la cronología bíblica, ha encontrado aprobación general. Esta cuestión sigue hoy sin resolverse, como lo estaba en tiempo de san Agustín (Cfr. De Civit. Dei, 16, 1); pero ha adquirido gran importancia con los progresos de la historia profana; en ciertos puntos se ha adelantado mucho y aun se ha llegado a confirmar algunos datos bíblicos. Los datos de los capítulos 5. y 10 del Génesis bastaban para el fin que la Sagrada Escritura se propone, que es trazar el plan divino de la Redención; para esto no se necesitaba en realidad una cronología exacta.
- 91. Edad del género humano .— De los datos de la Sagrada Escritura, sólo se puede deducir con certeza que el género humano no existe desde tiempos remotísimos, sino desde hace algunos millares de años. (Tradicionalmente se admite unos 4.000 a. Cr.; pero ni la misma Iglesia tiene por cierta esta hipótesis fundada en los datos de la Vulgata, puesto que el Martirologio Romano fija el nacimiento de Jesucristo en 5.199 después de la Creación del mundo, mientras que, según otros cálculos, el Redentor apareció en el mundo el año 5.700). Las investigaciones históricas modernas conducen al mismo resultado; pues sus cálculos, en cuanto pasan de los 2.000 a. Cr., tienen sólo un valor hipotético, y son tanto más inseguros, cuanto a mayor antigüedad se re-

La Biblia señala el año en que nació cada hijo, y de ahí calcula los años de vida de cada patriarca. Esto es difícil conciliar con la hipótesis de generaciones no inmediatas (nietos, biznietos, etc.). Así Hummelauer, Comm. in Gen., 347.
Ejemplos de genealegías con lagunas tenemos en Ruth 4 y I Par. 2 y 4, y en san Mateo 1; la

Deimel, Veteris Testamenti Chronologia (Roma, 1912); Euringer, Die Chronologie der bibl. Urgeschichte (Gen. 5 y 11), en BZF II, 11 (1913).

Cfr. núm. 27 (p. 50, nota 2).

La Biblia señala el año en que nació cada hijo, y de ahí calcula los años de vida de cada patiente de la compania de la

palabra genuit (engendró) debe interpretarse muchas veces como fórmula tradicional que indica descendencia inmediata; cfr. Gen. 29, 5; 38, 5; Lev. 26, 59, especialmente Matth. 1, 8, donde faltan tres personajes intermedios. Cfr. también p. 129, nota 2.

\* Cfr. Himpel en KL III, 310 ss.; Schöpfer, Geschichte d. AT\*, 140 ss.; Knabenbauer en

La obra científica más completa acerca de la cuestión es la de Schanz, Das Alter des Menschengeschlechts nach der Heiligen Schrift, Projangeschichte und der Vorgeschichte, en BSt 1, 2; del mismo-Apologie 1, 740 ss. Cfr. Bumüller, Aus der Urzeit des Menschen! (Colonia, 1912); Scheuffgen, Der vorgerschichtliche Mensch., en FZB XXIII (1904), 9.

fieren. Mas todo lo que se ha podido determinar con certeza o verosimilinad obliga a rebajar mucho las primeras cifras, demasiado elevadas. La historia acreditada de los chinos e indios no va más allá del 3.000 a. Cr.: lo mismo sucede con la de los babilonios y egipcios 1. A estos tiempos históricos precede una época prehistórica, dentro de la cual debieron de desenvolverse el lenguaje. la civilización y la religión, hasta llegar al estado en que los encontramos en 3.000 a. Cr. Por datos históricos y hemerológicos, por restos lingüísticos, monumentales y etológicos, se puede hacer algunas deducciones acerca del curso y duración de esta época prehistórica. En este punto las opiniones de los sabios son muy inseguras, por razón de la naturaleza misma del asunto y por los prejuicios que inficionan sus investigaciones, como la teoría de la evolución v otros. Sus cálculos oscilan entre los 5.000 y 7.000 años; es todavía posible armonizarlos con los datos bíblicos 2. Sólo la fecha del diluvio ofrece dificultad 3; según el texto hebreo, sucedió el diluvio 2.500 a. Cr.; según el samaritano, 3.100, y según la versión griega, 3.300. Siendo necesario un período de 3.000 a 4.000 años para el desenvolvimiento ininterrumpido de los pueblos posdiluvianos, sería preciso retrasar la fecha tradicional cristiana del diluvio. Hay que contar además con la posibilidad de que la segunda tabla genealógica (Gen. 11. 10 ss.) no sea completa, o los números no hayan sido transmitidos con fidelidad.

También los geólogos libres de prejuicios calculaban hasta hace poco en 5.000 a 7.000 los años del linaje humano a. Cr. . Mas hoy opinan prestigiosos sabios católicos que se debe ampliar por lo menos a 100.000 años la edad del hombre europeo . Pero sus cálculos ni son seguros ni están exentos de objeción. Las fechas del comienzo de los períodos glaciares e interglaciares, de cuya suma resulta la edad del género humano, en modo alguno son indiscutibles; el campo investigado geológicamente es pequeño, y el material demostrativo demasiado exiguo para legitimar deducciones generales 6. Apenas hay manera de concordar con los datos de la Sagrada Escritura las cifras elevadas que como resultado de sus estudios señalan actualmente los geólogos. Aunque las tablas genealógicas de la Biblia sean incompletas, es evidente que quieren dar un número limitado de generaciones, un marco histórico cerrado desde Adan hasta Cristo. Está de acuerdo con esto la manera de narrar del Antiguo Testamento; no se compadecen en ella las supuestas lagunas de miles de años. Es también en extremo inverosímil que, viviendo la humanidad hace ya 100.000 años, sus recuerdos históricos y las huellas de su civilización no alcancen más allá de 5.000 a 7.000 años.

Propagación y difusión del género humano en los tiempos primitivos. — Acerca de esto, ningún dato nos proporciona la Sagrada Escritura. Si se atiende a la bendición pronunciada por Dios («creced y multiplicaos y llenad la tierra»), repetida después del diluvio, inclínase uno a admitir una gran multiplicación del género humano sobre la tierra, mayormente dadas las fuerzas gigantescas y la longevidad del hombre prediluviano. Aun con el aumento de población

Ed. Meyer (Aegypten zur Zeit der Pyramidenerbauer. Leipzig, 1908, 1 ss) asigna al rey egipcio mas antiguo, Menes, la fecha de 3.300, a los datos más antiguos de historia babilônica documentalmente atestiguados, la de 3.000, al reino de Sumer y Accad, la de 2.350 (cuando más), a Sargón I de Agade, la de 2.550 (otros, 2.000; antess, 3.800); la primera dinastía babilônica einó, según recentísimos cálculos de Kluger, de 2.040 a 1.750, Hammurabi, de 1.947 a 1.905 (y no como antes 2.250). Y aunque estas techas individualmente no sean definitivas, coinciden, sin embargo, en asignar a los datos seguros más antiguos de la historia egipcia y babilônica fechas que apenas si pasan del año 3000 a. Cr.

También aquí las fechas más bajas son las de Ed. Meyer, el cual, fundándose en datos hemerológicos, asigna a los monumentos primitivos del reino egipcio antiguo la fecha de 4.200; y como para el la cultura egipcia es anterior a la de Babilonia, calcula en 5.000 años la historia precristiana. En sentir del P. Scheil, el primer período de la historia de Elam comienza en el siglo xxxviii a. Cr.; y en opinión de Morgan, los descubrimientos más antiguos de la cultura prebabilônica alcanzan al V y VI milenario; y a juicio de Flinders Petric, la primera dinastía egipcia comienza en 5.500 a. Cr.

Diversas tentativas de explicación, v. en LB 1, 804; BZF 11, 4, 25.

Platí (Schoplungsgeschichte, 712) diee: «Todos los geólogos y etnólogos sensatos y libres de prejuicios se inclinan hoy a creer que la humanidad data de unos cuantos milenarios... Los cálculos fundados en los métodos estratigráfico, biogeográfico, paleontológico, etc. no pasan de 5.000 a 7.000 años. Del mismo modo se expresa K. E. von Baer: «La antigüedad del linaje humano no puede ser muy superior a la que se deduce de los datos bíblicos» (NO, 1877, 482).

Cfr. TKTh, 1912, 817; HPB, 150, 33; Bumüller, Die Urzeit des Menschen 1, 120; ThpQ, 1917, 255; Thmeter, Die Geologie zur Súndflut und zur Chronologie, en ThpQ, 1924, 50 ss. Para calcular la duración de los periodos glaci Ed. Meyer (Aegypten zur Zeit der Pyramidenerbauer. Leipzig, 1908, 1 ss) asigna al rey egipcio

comprobado en tiempos ya históricos (de 1,5 a 2,5 por ciento), pueden ascender a muchos millones los habitantes de la tierra unos cuantos siglos después de Adán y del diluvio 1. Suponen algunos, apoyados en datos de la Sagrada Escritura, que en tiempo del diluvio el género humano aun no se hallaba muy difundido fuera de la primitiva morada, y deducen de ahí que la propagación de la humanidad fué en tiempos primitivos mucho más lenta que después; de esta suerte, la revelación primitiva no se desvaneció en aquellos primeros tiempos tan fácilmente como debió de acontecer cuando la multiplicación fué más rápida. Esta hipótesis se relaciona en cierto modo con la cuestión de la universalidad del diluvio y del marco en que se mueve la narración bíblica desde el Capítulo 4 del Génesis. En cuanto a la época posterior al diluvio (de Noé a Abraham), se admite que la tierra no estaba muy poblada y que los antiguos reinos (Babilonia, Asiria, Egipto) se tornaron en «imperios mundiales» merced acaso a la fantasía de épocas posteriores, la cual atribuyó a los tiempos pretéritos el orden de cosas de los posteriores, siendo en realidad muy modesta la extensión de aquellos imperios . Las peregrinaciones de los patriarcas suponen una población muy poco densa. En algunas comarcas hubo grandes masas que dieron origen a los primeros Estados; y donde la población era muy densa, podían emprenderse obras de importancia, como en Babel y Egipto, sin que para ello sea preciso admitir que toda la tierra estuviese muy poblada.

#### 40. El diluvio 5

(Gen. 6, 5-9, 17)

«Viendo, pues, Dios ser mucha la malicia de los hombres en la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían al mal, pesóle de haber criado al hombre en la tierra. Y penetrado su corazón de un íntimo dolor, dijo: vo raeré de sobre la faz de la tierra al hombre a quien crié, desde el hombre hasta los animales, desde el reptil hasta las aves del cielo; pues siento ya el haberlos hecho». (v. 5-7.) Deblan perecer también los seres irracionales; pues, exterminado el hombre, para el cual habían sido creados, ya no tenían razón de existir. La Sagrada Biblia no quiere decir que Dios en realidad tuviese dolor y pesar; con esas palabras expresa de una manera humana la extrema indignación divina, «Pues Dios no es un hombre, para arrepentirse» 6.

Entre tantos impios vivia «Noé, hombre justo y perfecto, que andaba con Dios». Halló gracia a los ojos de Dios, y el Señor le dijo: «Haz para ti un arca de maderas bien acepilladas; en el arca dispondrás celditas, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y la has de fabricar de esta suerte: la longitud del arca, de trescientos codos; la anchura de cincuenta; y de treinta codos su altura. Harás una ventana en el arca, y terminarás su altura en un codo (por arriba); pondrás la puerta del arca

en un costado; y harás en ella tres pisos» (v. 14-16).

La palabra latina arca significa propiamente caja o cofre, como la hebrea thebah . Esto indica que no tenía forma de embarcación, sino de casa de cuatro paredes, levantada sobre una balsa grande y sólida, destinada solamente a re-

Hoberg, Genesis 1, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si tomamos por base el promedio actual de aumento de población, 2,5 por ciento, al cabo de 600 años pudieron haber vivido 5.437.134 hombres, al cabo de 700, 64.233.270, y al cabo de 800, 758.839.700, según cálculo de Lebert (NO 46, 672).

Cfr. núm. 103. \* Egipto propiamente dicho tenía en 1897 unos 9,5 millones de habitantes, en 1907 algo más de 11 millones; en densidad supera a Bélgica (7 millones), pues tiene casi igual superficie; no debió de ser mayor en su apogeo, en tiempo de los faraones (cfr. Kayser-Roloff, Aegyptera, 30). Cuando le conquista árabe, a principios del siglo xix, su población debió de ser como de 2,5 millones.

En hebreo mabbul, «gran inundación» f en latín diluvium, «gran inundación».
 I Reg. 15, 29; Num. 23, 19.
 Thebah es una palabra egipcia, que vicne de teb (t) «caja»; aparece por segunda y última vez en Exod. 2, 3-5, para designar la cestita de juncos de Moisés.

cibir las criaturas que se habían de salvar en el diluvio y sostenerlas sobre las aguas. Según el hebreo, se empleó en su construcción madera de «árboles de Gofer», familia de las aciculares, verosímilmente el ciprés, que alcanza gran elevación, es muy recto y proporciona madera incorruptible, muy dura y de poco peso. El interior del arca estaba dividido en compartimientos (en hebreo nidos, es decir, pequeños receptáculos), para separar convenientemente unos animales de otros. Cae de su peso que el arca necesitaba luz y aire y, por ende, ventanas. Pero la disposición de la ventana o ventanas sólo pudo determinarla Dios, el cual sabía los peligros que el arca pudiera arrostrar. Aunque la expresión es oscura, con todo parece claro que la abertura para la luz y el aire debía corresponder al tamaño y destino de la construcción y estar colocada en la parte superior, de suerte que de allí se iluminaran y ventilasen todos los compartimientos. Podemos figurarnos la «ventana» como una abertura que recorría la parte superior del arca, lo cual parece conforme con el texto hebreo 1.

«Pues he aquí», prosiguió el Señor, «que voy a inundar la tierra con un diluvio de agua, para hacer morir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todas cuantas cosas hay en la tierra perecerán. Mas contigo vo estableceré mi alianza; y entrarás en el arca tú y tus hi-

jos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo.

Y de todos los animales de toda especie introducirás dos en el arca. macho y hembra, para que vivan contigo. De las aves, según su especie; de las bestias, según la suya; y de todos los que se arrastran por la tierra, según su especie; dos de cada cual entrarán contigo, para que puedan conservarse» (v. 17-20). Mandóle también que tomase consigo toda clase de comestibles, para que tuviesen de qué alimentarse. «Hizo, pues, Noé todo lo que Dios le había mandado» (6, 17-22).

La alianza que Dios hizo con Noé consistía en una promesa de conservar al Patriarca y a los suyos, y fundar mediante ellos una nueva generación fiel al Señor. Noé, por consiguiente, es salvador y segundo padre del linaje humano. Por él se salvaron también los animales creados para Adán. En el arca encontró refugio una pareja de cada clase de animales; mas, de los animales puros, siete ejemplares (7, 2-3); porque, dada su gran utilidad para el hombre, fuese más segura su conservación y Noé tuviese a mano víctimas que ofrecer a Dios después del diluvio. El texto sagrado supone conocida la diferencia de animales puros e impuros; mas esto no obliga a retrasar la fecha de las prescripciones del Levitico hasta los tiempos primitivos. Es una distinción que conocieron todos los pueblos antiguos; nació tal vez en la época del primer pecado. La legislación israelita la encontró ya existente, la especificó algo más y la santificó con motivos religiosos (Lev. cfr. núm. 338).

95. Por su forma, el arca era adecuada a su destino (fig. 14). Sus proporciones le permitían soportar mucha carga, sin riesgo de volcar. Su volumen era de 300 x 50 x 30 codos, es decir, 450.000 codos cúbicos 3, 65.000 m3; ofrecía espacio suficiente para los animales y para las provisiones. Comparada con la catedral de Colonia (160 m. de longitud, 75 1/2 de anchura, 50 1/2 de altura), era casi igual a este gran edificio, no tan ancha ni tan alta. Consistiendo esencialmente en una inmensa balsa, sobre la cual se alzaba un edificio

El texto hebreo dice: «harás luz (zóhar) al arca y acabarlo un codo de arriba», es decir, cuanto a la abertura para la luz, omitirás un codo del borde superior del arca; esto quiere sólo decir que Noé debía dar luz al arca en la parte superior; pues el tamaño de la abertura podía sin inconveniente alguno quedar a discreción del Pariarca. Algunos intérpretes, fundándose en un hebraísmo, entienden la palabra «ventana» en sentido colectivo, por el conjunto de ventanas. La ventana (en hebreo jallón, proplamente «agujero», «abertura») que abrió más tarde Noé para soltar el cuervo y la paloma, era com muy distinta: una ventana que se podía abrir y cerrar, situada, sin duda, en el compartimiento que ocupaban los hombres

com muy distinta: una ventana que se podía abrir y certar, sucasa, com coupaban los hombres.

El año 1600 el holandés Mennonit Jansen construyó una embarcación según las medidas del arca. No servía para navegar, pero en cambio soportaba un tercio de peso más que los barcos ordinarios de igual magnitud.

El codo es, con toda verosimilitud, el codo grande («sagrado»), que como el «real» de los egiptos equivalía a 0,525 m. Según esto, las medidas del arca eran 157,5 × 26,25 × 15,75 = 65.116 m². El codo tendo (común) era cuatro dedos más corto y equivalía a 0,450 m. Dividíase en dos palmos a dedos el codo grande en cambio tenía 28 dedos; 6 codos formaban una caña (calamus). El periodo de babilónico equivalía a 0,455 m. y tenía 30 dedos; el codo grande «real» equivalía a 0,550 m. 30 dedos. Cír. Kalt, Biblische Archaologie, núm. 69.

relativamente bajo, la construcción no sería difícil: un solo árbol podía, y aun hoy puede bastar, para cubrir la altura de 15 1/2 m. y aun la anchura de 26 1/2; y todayía era esto más fácil en tiempos de Noé, en una región donde el reino vegetal se desarrollaba con gran pujanza y extensos bosques cubrían montañas v vastas llanuras. Los bosques de Ámérica v Australia, con sus árboles de 50. 100 y hasta 150 m, de altura, nos dan idea de lo que el reino vegetal podía ofrecer al hombre en aquellos tiempos 1. — El arca era suficientemente capaz para cobijar y contener gran cantidad de animales. Ni parece imposible tomar al pie de la letra aquellas palabras: «todos los animales fueron cobijados en el arça»; máxime si se advierte que el número de especies animales debía de ser inferior al de hoy. Mas quedan aun por resolver ciertas dificultades - por ejemplo, condiciones climatológicas y biológicas de muchos animales, conoci-



Fig. 14. -El arca (reconstrucción de Calmet).

mientos de Noé acerca de la naturaleza y exigencias de los mismos, reunión y dispersión de los animales por todas las zonas, gobierno y cuidado, por exiguo que fuese, de tantas especies zoológicas con tan pocos hombres, etc.; — dificultades, que sólo pueden orillarse, suponiendo una intervención milagrosa de Dios, de no admitir que las condiciones naturales eran muy distintas de las actuales. Mas esta hipótesis no parece suficientemente fundada, o por lo menos no se le puede dar tal alcance, que las dificultades queden esencialmente aminoradas. La cuestión se relaciona íntimamente con la de la universalidad del diluvio, y ambas se resuelven a la vez. — Hubo tiempo sobrado para construir el arca, pues, desde el primer anuncio del castigo hasta el comienzo del diluvio, transcurrieron 120 años, y nada se dice del tiempo que duró la construcción 3. Claro está que no la llevó a cabo sólo Noé con sus tres hijos; no le habrían faltado operarios, ora de su familia, ora jornaleros. El no haberse salvado los operarios encierra un profundo misterio.

Con fe inquebrantable y con fortaleza de alma, sin dejarse desconcertar por la incrédula terquedad y las burlas de sus contemporáneos,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Como las gigantescas sequoias de California, que miden por lo común 3 m. de diámetro y 90 m. de altura; pero las hay a centenares de 5 a 13 m. de diámetro y 100 a 200 m. de altura.

<sup>2</sup> Opinan muchos, fundándose en Gen. 5, 31 fcfr. 6, 9 12; 7, 6 11), que la construcción duró 100 años; mas como, cuando se dió al Patriarca la orden de construir el arca, se hace mención de las mujeres de los hijos de Noé (6, 14 18), y éstos le nacieron al principio de los dichos 100 años, será preciso rebajarlos en algunas decenas. Aun así podría admitirse que Noé dispuso para la construcción del arca de unos 50 a 70 años.

Noó predicó penitencia, anunciando el castigo que amenazaba 1. Mas. como lesucristo mismo dice por boca de san Mateo, «los hombres no hacían caso de sus palabras, sino que seguían comiendo y bebiendo, casándose y casando a sus hijos, hasta el día mismo de la entrada de Noé en el arca; v vino el diluvio, v los arrebató a todos» 2. Por fin, se agotó la paciencia de Dios. Dijo, pues, Dios a Noé: «Entra tú y toda tu familia en el arca. Pues, de aquí a siete días vo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y exterminaré de la haz de la tierra, los seres vivientes que he creado». Y entró Noé en el arca con los suyos y con los animales 3.

«Pasados los siete días, las aguas del diluvio inundaron la tierra. A los seiscientos años de la vida de Noé, el mes segundo 4, a diecisiete días del mes, se rompieron todas las fuentes del grande abismo, y se abrieron las compuertas del cielo; y estuvo lloviendo sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches. En el plazo señalado del dicho (séptimo) día, entró Noé con los suyos en el arca, y el Señor la cerró por la parte de afuera 4. Crecieron las aguas e hicieron subir el arco muy en alto sobre la tierra. Porque la inundación de las aguas fué grande en extremo; y ellas lo cubrieron todo en la superficie de la tierra. Mientras tanto, el arca ondeaba sobre las aguas. Y las aguas aumentaron desmesuradamente, y cubrieron todos los montes encumbrados debajo de todo el cielo. Quince codos se alzó el agua sobre los montes que cubriera 6. Y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, aves, animales, fieras y todos los reptiles que serpean sobre la tierra y los hombres todos. Y cuanto en la tierra tiene aliento de vida, todo pereció. Y destruyó Dios todas las criaturas que vivían sobre la tierra, desde el hombre hasta las bestias, tanto los reptiles como las aves del cielo; e hízolas desaparecer de sobre la tierra. Solamente quedó Noé, y los que con él estaban. Y las aguas cubrieron la tierra por espacio de ciento y cincuenta días» (7, 10-24).

97. Causas naturales del diluvio. — El diluvio fué un castigo terrible que Jesucristo compara con el juicio final. Mas, aun siendo obra de la omnipotencia divina, no por eso queda excluída la cooperación de las causas naturales . Dios rige y gobierna la naturaleza y sus fuerzas según los designios de su sabiduría, amor y justicia. No por eso nos impide nuestra fe investigar las causas naturales. La Sagrada Escritura indica dos factores naturales del diluvio: «rompiéronse todas las fuentes del abismo (aguas del interior de la tierra y del mar), y se abrieron las compuertas del cielo (fuertes aguaceros)». El texto bíblico usa, como se ve, de un lenguaje popular e intuitivo, el cual no satisface a las ciencias naturales. Estas exigen pruebas geológicas de la rea idad del hecho y una explicación satisfactoria de la posibilidad de la inundación, e in-

<sup>1</sup> Predicación más persuasiva que la de las palabras: ¡todo inútil! Cfr. I Petr. 3, 20; II Petr. 2, 5; Hebr. 11, 7.

Hebr. 11, 7.

Matth 24, 37.

Gen. 7, 1-9. Cômo Noé reunió a los animales, es cuestión ociosa, una vez admitida la intervención milagrosa de Dios, que, según la Sagrada Escritura, realmente existió. Dios guió, mediante un impulso interior, a la presencia de Noé, como en otro tiempo a la de Adán, los animales que le plugo conservar y el Patriarca no podía reunir. Cfr. las expresiones del Génesis: 2, 19; 6, 20; 7, 9 y 15-16; of. núm. 62; san Agustín, De Civ. Dei l, 15, c. 7, núm. 4.

Se disputa acerca del calendario en que se basan las fechas del diluvio. En el calendario bablication más antiguo el año comienza por el equinoccio de otoño. Pero ya en tiempo de Hammurabi, como más tarde entre los israelitas, el equinoccio de primavera fué el origen del año civil. El texto (cfr. especialmente Gen. 8, 13) parece indicar que el historiador emplea como era auxiliar los años de Noé, y que reproduce el relato como lo encontró en las fuentes antiguas (cfr. Hoberg, Génesis?, 93).

Una muestra singular de la solicitud divina, que suplia lo que Noé no pudo ej cutar, por lo menos con la perfección y ajuste necesario.

Una muestra singular de la solucida divina, que como el arca se sumergía unos 15 codos y posó el monte Ararat luego de comenzar el descenso, pudo Noé deducir la altura que alcanzaron las aguas. Cír. Gen. 8, 4 con 7, 11-24. Puede ser también esta medida un cálculo o promedio de las observaciones que hiciera Noé después del diluvio, deducido v. gr., de la altura de los árboles que hubiera en las mostos.

San Agustín, De Gen. ad. litt., 1, 19, núm. 39; 2, 1, v. 1. Kath., 1865, II, 417. Acorca del milaso y su relación con las leyes naturales, cfr. E. Müller, Natur. u. Wunder, en Sthst I, 1-2 (Fribur-1892); ZKTh, 1893, 698.

quieren los factores naturales que pudieron haber cooperado. Cuando la geolog estaba todavía en sus comienzos, vióse en los fósiles hallados en los mont elevados y en el interior de la tierra (moluscos, arena de mar), en los hues de las cavernas, en los bloques erráticos, en los valles de erosión, etc., un prueba de la inundación de toda la tierra con sus montes aun más elevados se identificó el comienzo de la época cuaternaria, aquel período de sacudida inundaciones y movimientos epirogénicos de la tierra, con el diluvio, y aun aplicó este nombre (diluvium) a aquel período de la geología. Pero la cienc moderna no admite la identificación y tiene por resultado cierto la distinció entre el diluvium o diluvio geológico y el diluvio bíblico. El relato bíblico supor una inundación simultánea con carácter de castigo, que no duró más de un añ Mas los glaciares fueron fenómenos naturales que duraron largo tiempo, y r ocurrieron simultáneamente en toda la tierra. Con todo, supuesto que la exter sión geográfica del diluvio fuese limitada, no se ve la imposibilidad de qu estuviera relacionado con ciertos fenómenos de los períodos glaciares. Hub zonas muy extensas (por ejemplo, norte, este y sur de Africa, Asia Menor costas del Océano Indico), que no fueron cubiertas por glaciares; en estos pa ses se produjeron en dicha época fuertes precipitaciones, el llamado períod pluvial, consecuencia, en gran parte, de los glaciares del norte. El hombre parte, de los glaciares del norte. leolítico antiguo seguramente presenció esta época. Tenemos, pues, una prueb de la posibilidad natural del diluvio por parte del principal factor de arriba; e cuanto al otro factor, las «aguas del abismo», puede, en parte, explicarse po los grandes cambios que experimentó la superficie terrestre al comienzo de período diluvial. Mas esto no excluye lo milagroso de tan terrible castigo .

Bien planteado, se resuelve con facilidad el problema de la extensió del diluvio. No debe presentarse en estos términos: ¿Fué universal o fué lim tado (geográfica o antropológicamente) el diluvio? Pues es claro como la luz de sol, que la Sagrada Escritura nos habla de un diluvio universal. La cuestión h de plantearse más bien como sigue: ¿De qué universalidad habla el relat bíblico? ¿Cuál era el orbis terrarum geográfico y antropológico que estaba en i mente del escritor? El contexto nos da una contestación clara; mas es precis no olvidar lo que precede y sigue al relato bíblico del diluvio: preceden las ge nealogías de Caín y Set (cap. 4 y 5), y siguen las de los tres hijos de Noé, de lo cuales descienden los pobladores posdiluvianos (9, 18; cap. 10). Ahora bien, s ha creido ordinariamente que en esas genealogías y en esos capítulos se tratab de todos los hijos de Adán y de la tierra por ellos habitada; se ha visto en lo once primeros capítulos del Génesis una historia universal de la humanidad Mas esta manera de ver las cosas carece de base bíblica. Es evidente que lo capítulos 4 y 5 tratan solamente de las ramas de Caín y Set; dice también d paso el texto sagrado (5, 4) que Adán tuvo otros hijos e hijas, de los cuales empero, nada se cuenta. Cuál sea la razón de esto, no hace al caso. Al comuni carnos la Sagrada Escritura la genealogía de Adán, añade una nota acerca d la corrupción y del castigo de aquella parte de la humanidad que descendía d nuestro primer padre por Caín y Set. Esta es la humanidad que pereció en e diluvio, a excepción de Noé y sus hijos, y ésta es toda la humanidad de que s habla en los capítulos 4-9. Noé viene a ser, por sus hijos, el padre de una nuev humanidad, cuyo árbol genealógico está contenido en la tabla de las nacione (Génesis 10). Son las naciones grandes y pequeñas que intervinieron en la his toria del antiguo Oriente y de Israel, y habitaron Asia Menor, países del Medi terraneo y norte de Africa. Este es el Orbis terrae del escritor sagrado. Tod lo que sale de este marco no entra en cuenta en la narración bíblica, ni inter viene en la historia ulterior. Dentro de este cuadro, las expresiones «la tierro entera», «toda carne» (todos los hombres), conservan su significación propia ilimitada; el relato bíblico trata exclusivamente de toda la tierra habitada po la generación pecadora. Todas las noticias que la Sagrada Escritura da en otro pasajes acerca del diluvio, están en perfecta armonía con esta interpretación vienen a decir, ni más ni menos: todos los hombres de los cuales se ha hablado

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cir. Eusebio en Migne P. gr. XIX, 154; Wiseman, Zusammenhang zwischen Wissenschaft u Offenbarung (1866); Bosizio, Die Geologie u. die Sündflut (1877); Trissl, Sündflud oder Gletscher? (1894)

\* Cir. Gander, Die Sündflut in ihrer Bedeutung für die Erdegschichte (1896); Kath., 1897, II, 193

553; Hauer, Die Sündflut im Lichte moderner Forschung, en ThpQS, 1923, 61 ss.

perecieron — sólo se salvó Noé con su familia 1. No por ello padece el sentido típico del diluvio, ni la opinión teológica unánime de los santos Padres que explícita o implícitamente suponen la universalidad del castigo. Tanto el aspecto científico como el práctico de la cuestión conducen a sentar y sostener que el diluvio alcanzó a toda la humanidad de que habla el Génesis desde el capítulo 4, y a todo el país habitado por ella.

99. El sentido limitado de las frases «toda la tierra», «toda carne», que acabamos de proponer, está de acuerdo con el uso lingüístico y con el estilo narrativo de la Sagrada Escritura. Se encuentran en ella a cada paso giros parecidos para expresar una universalidad que, según el contexto, sólo es relativa y se refiere al ambiente en que se mueve la narración. En apoyo de este aserto podemos alegar los siguientes pasajes: Dios quiere «infundir terror y espanto sobre todos los pueblos que habitan debajo de todo el cielo» (Deut. 2, 25). «El hambre afligió a toda la tierra en tiempo de José, y de toda la tierra venían a Egipto a comprar trigo» (Gen. 41, 54, 56, 57); en la primera fiesta cristiana de Pentecostés se hallaron presentes hombres ude todas las naciones de debajo del cielo» (Act. 2, 5). Dice el Libro I de los Reves, que la lucha entre los adictos a David y el ejército de Absalón se extendió super faciem omnis terrae; en realidad se refiere a las montañas de Efraim. Según el Libro III de los Reves. Salomón es el monarca más poderoso de la tierra en riqueza y sabiduría, y toda la tierra vino a verle y oír su sabiduría (III Reg. 10, 23-24). En Is. 13, 5 se habla de un castigo de toda la tierra; en Soph. 1, 2-4 anuncia Dios que reunirá todo lo que hay en la superficie de la tierra, hombres y bestias, aves del cielo y peces del mar, y exterminará los hombres de la superficie de la tierra. Ambos lugares, según el contexto, se refieren a los habitantes de Judea y Jerusalén en sentido estricto, y aun de ellos sólo a los que se han entregado a la idolatría. Semejantes expresiones, que en cierto sentido se pueden llamar retóricas e hiperbólicas, se usan en todas las lenguas, sin que a nadie induzcan a error, y así solemos decir: «todo el mundo lo sabe», «no se habla de otra cosa en toda la ciudad»; los franceses dicen a cada paso: tout le monde.

El carácter del relato, su aspecto de diario basado en descripciones de testigos oculares, revela bien a las claras en ciertos rasgos que el diluvio no puede tomarse en sentido absolutamente general. No perecen los peces, por más que se dice: Morirá todo aquello en que hay espíritu de vida sobre la tierra; la paloma regresa al arca, porque todavía «hay agua sobre toda la tierra»; Noé ve surgir los vértices de las montañas y la tierra cubierta de agua cuanto su vista alcanza; el mundo estaba inundado, en cuanto se extendía el horizonte y alcanzaba el conocimiento del Patriarca. Tampoco pudo Noé exhortar a penitencia a todo el mundo, sino sólo a reducido número de personas. El atento examen del texto, habida consideración del genio de la lengua hebrea, trae el convencimiento de que en ninguna parte se afirma la inundación de toda la tierra, sino más bien que «la tierra» (la comarca), quedó inundada; en cambio se afirma categóricamente «que toda carne» pereció (es decir, todos los hombres que estaban fuera del arca). Basta una lectura e interpretación adecuada para resolver las dificultades que, al parecer, ofrecen algunos lugares: así Gen. 7, 3 dispone que entren en el arca los animales para que se conserve simiente que luego se propague "por toda la tierra"; 7, 19 no dice que todos los montes altos o los más elevados de la tierra fueran cubiertos por el agua, sino sólo «todos los montes elevados que hay debajo del firmamento», es decir, en todas direcciones, o sea: todos los montes visibles desde el punto de vista del observador; tampoco se dice en 7, 20 que la inundación subiese quince codos sobre los montes más altos, sino «sobre los montes que cubrió». De todo esto se colige sin dificultad que la

Son los siguientes: «Y cuando por causa de él (de Caín) las aguas anegaron la tierra, la Sabiduría puso nuevamente remedio, conduciendo al justo (Noé) en un leño deleznablen (Sap. 10, 4). «Cuando al principio perecieron los soberbios gigantes, una barca fué el refugio de la esperanza de toda la tierra; barca que siendo gobernada por tu mano, conservó la semilla de que había de renacer el mundo» (Sap. 14, 6). «Noé fué hallado perfecto y justo; y en el tiempo de la ira vino a ser instrumento de reconciliación; por eso fué dejado a la tierra cuando vino el diluvio, y se le hizo aquella promesa sempiterna, que no sería destruída ya más toda carne por un diluvio» (Eccli. 44, 1710). «Por la existado Noé de Dios sobre cosas que aun no se veían, con temor fué construyendo el arca para salvación de su familia y construyéndola condenó al mundo, y fué instituído heredero de la justicia, que viene de la fen (Hebr. 11, 7). Cfr. también Matth. 24, 27; Il Petr. 2, 4-9; 3, 5.

Sagrada Escritura habla de una inundación que aniquiló hombres y animales

dentro del campo u horizonte limitado por la narración misma.

Esta manera de interpretar parece opuesta al sentir unánime de la tradición, que hasta nuestros días ha admitido un diluvio universal que cubrió toda la tierra. Mas es evidente que los santos Padres y teólogos antiguos hablaron del diluvio, influídos por los imperfectos e inexactos conocimientos geográficos y científicos de su tiempo; no conocían una porción de dificultades, y de otras dieron soluciones que no están en armonía con la ciencia más precisa que hoy se tiene de la naturaleza. Explicaciones de este género nunca tienen valor permanente v decisivo, sobre todo cuando en nada tocan a la fe, como acontece en nuestro caso (v en el relato de la Creación), y debemos abandonarlas desde el momento que su inexactitud sea evidente, y el aferrarse a ellas hubiera de ceder en menosprecio de la fe (Sagrada Escritura) 1.

- 100. Las objeciones contra la teoría de un diluvio relativamente universal no son concluyentes. Admitióse en un tiempo que toda la humanidad poseía tradiciones tocantes al diluvio, derivadas de una fuente primitiva: cosa inexplicable de no haber sido universal aquel fenómeno; pero los estudios etnológicos han demostrado la falsedad de la hipótesis. Una porción de pueblos conocidos carece de levendas relativas al diluvio; en otros pueblos existe la levenda, pero se refiere más bien a inundaciones locales<sup>2</sup>. No es, pues, exacto que expresiones bíblicas, como «toda la tierra», «toda carne», no se puedan entender sino en sentido absoluto. Noé, que por vía natural sólo podía contar cuanto observó desde el arca que se movía en un campo limitado, sólo por revelación divina hubiera podido llegar al conocimiento de la universalidad del diluvio; mas no hay razón alguna concluyente para admitir tal revelación. No puede decirse que, si el diluvio fué relativo, el medio escogido por Dios para salvar a Noé fuera inútil e innecesario. Ciertamente, Dios pudo preservar a Noé y a su familia disponiendo que emigrasen; pero el Señor tenía designios aleccionadores y simbólicos en la construcción del arca; la vista continua de aquella obra emprendida por orden divina era el mejor apoyo a las exhortaciones de Noé. La duración de 150 días se explica sin dificultad por un estancamiento efectuado en la región montañosa, y se debe apreciar desde el punto de vista del observador, que se encontraba en el arca. Las ciencias naturales, especialmente la física y la zoología, oponen tantas y tan poderosas dificultades a la universalidad geográfica simultánea del diluvio, que los representantes de la teoría del diluvio absolutamente universal se ven obligados a admitir — de no acumular milagros sobre milagros — que las condiciones físicas de la tierra eran antes del diluvio esencialmente distintas de las actuales. Mas de ello no se encuentran fundamentos, ni en las ciencias naturales ni en la Sagrada Escritura. No es. pues. razonable persistir en una interpretación que el texto no exige, antes encuentra dificultades científicas muy serias, para sortear las cuales sería preciso una serie indefinida de milagros, de no admitir un conjunto de hipótesis completamente indemostrables 4.
- 101. Dios se acordó de Noé y de los animales que con él estaban en el arca, e hizo soplar el viento sobre la tierra; con lo cual las aguas disminuyeron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia. Las aguas fueron retirándose de la tierra, yendo y viniendo, y comenzaron a disminuir después de 150 días. En el séptimo mes, el día vigésimo séptimo del mes, reposó el arca sobre los montes de Armenia.

El texto hebreo llama Ararat al país de Armenia; las inscripciones cuneiformes asirias le llaman Urartu , que designa propiamente las llanuras del medio Araxes, que los armenios llaman Airarat. Sobre esta altiplanicie se eleva el monte Ararat a una altura de 4.395 m. (5.604 sobre el nivel del mar). El nombre pasó de la campiña al monte. La Sagrada Escritura no indica si el arca posó en la cumbre del grande o del pequeño Ararat (1.300 m. más bajo).

Encíclica Providentissimus, núm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Asf Kaulen en KL XI, 337 ss.; cfr. núm. 108.
<sup>3</sup> Cfr. Trissl. Sünflut oder Gletscher? (1894).
<sup>4</sup> Cfr. Hummelauer, Diluvium und Sündflut, en StI. XVI, 31 ss.; Schöpfer, Geschichte des AT, 125 ss.; ibid. y en Schanz (Apologie 1, 757 ss.) se puede ver la bibliografía.
<sup>8</sup> Cfr. Döller, Studien, 316 ss.; BZ I, 349; II, 113; TQS, 1901, 321.

102. Las aguas iban menguando de continuo; el día primero del mes (ocho meses aproximadamente desde el comienzo del diluvio), aparecieron las cumbres de los montes. Y pasados cuarenta días, abriendo Noé la ventana del arca que había hecho, soltó un cuervo i, el cual salió, y no volvió hasta 2 que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió después de él una paloma, para ver si habían cesado ya las aguas sobre la haz de la tierra. La cual, no habiendo hallado donde posar su planta, se volvió a él al arca: porque las aguas estaban sobre la tierra (cuanto en horizonte abarcaba). Extendió la mano, y tomándola, la metió en el arca. Y habiendo esperado aún otros siete días, envió de nuevo una paloma del arca. Y ella volvió a él por la tarde, travendo en su pico un ramo de olivo 3 con las hojas verdes, con lo que entendió Noé que habían cesado las aguas sobre la tierra. Esto no obstante, esperó otros siete días y soltó una paloma, la cual no volvió va más a él. Por fin, el año 601 de Noé, el mes primero, el primer día del mes, se vió la tierra libre de agua, y abriendo Noé la cubierta del arca, miró y vió que se había secado la superficie de la tierra. El mes segundo, el día veintisiete, quedó seca la tierra (8, 5-14).

103. El texto bíblico nos ofrece una especie de diario del diluvio.

Entre el 10 y el 17 del II mes del año 600 de Noé, entra éste en el arca. En 40 días (hasta el 27 del III mes) perecen todos los seres vivientes.

Durante 150 días, es decir, desde el principio del diluvio (17 del II mes) hasta el 17 del VII mes, cubren las aguas la superficie de la tierra; este día comienzan a disminuir, y el arca descansa en los montes de Ararat.

El 1 del mes X, o sea 73 días después, aparecieron las cumbres de los montes

(en la región donde posó el arca).

A los 40 días (el 10 del mes II) suelta Noé un cuervo; 7 días después (el 17 del IX mes) probablemente, envía por primera vez la paloma, y a los 7 días por segunda vez, y pasados otros 7 días por tercera vez (24 del IX mes, 1 del XII mes). El 1 del I mes, el año 601 de Noé (30 días después), estaba ya seca la tierra; Noé abre el techo del arca.

El 27 del II mes (7 días después), la tierra está del todo seca y Noé por

mandato de Dios sale del arca.

Se hace difícil la exactitud absoluta en el cálculo, porque existen dos clases de datos numéricos: fechas precisas de mes (el 7 del II mes, el 1 del I mes, etcétera), y plazos fijos (a los 40 días, pasados 7 días, etc.); de donde sólo aproximadamente se puede inferir la duración de los meses (20 y 30 días). Según el texto hebreo, 150 días hacen 5 meses, de donde éstos tienen que ser de 30 días. De aquí se sigue que la estancia de Noé en el arca fué de un año y 11 días, probablemente un año lunar (354 días) + 11 días, o sea, un año solar de 365 días. La Vulgata (Gen. 8, 4), se aparta un tanto del texto hebreo (el 27 del mes, en vez del 17), lo cual hace incierta la duración del mes.

104. Entonces habló Dios a Noé: «Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, tanto de las aves como de las bestias, y de todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, sácalos contigo; y salid a tierra; creced y multiplicaos sobre ella». Salió Noé, y con él los suyos, en total ocho almas; salieron también todos los animales (8, 15-19).

Fácil es figurarse los sentimientos del alma de Noé, cuando al salir del arca en que durante un año había fluctuado entre el cielo y la tierra,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tal vez un cuervo marino, que nada y vuela. En los cadáveres que flotaban en las aguas encontró alimento, por lo que no regresó al arca.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hasta que, etc., no quiere decir que volviera después; del contexto se deduce evidentemente lo ontrario,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> El olivo, uno de los árboles más estimados, se da bien en los montes. Estrabón (hacia el año 20 a. Cr.) y Parrot (Ritter, Asien, X, 920) en los tiempos modernos, atestiguan que crecía en el Ararat y sus contornos. La rama de olivo debió de parecer a Noé una señal de la gracia y clemencia divinas, y fué en adelante símbolo de paz y alegría. Acerca del simbolismo del ramo de olivo, cfr. Kraus, Realenzykl. II, 525 ss.; Kaufmann, Archäologie; Detzel, Ikonographie, I, 18.

entre la vida y la muerte, pisó de nuevo aquella tierra espantosamente asolada por el diluvio, cubierta de cadáveres de tantos seres. Fueron sin duda de profunda gratitud a Dios por tan extraordinaria salvación y de ardiente deseo de permanecer siempre grato a los ojos del Señor omnipotente. Animado de tan nobles sentimientos «edificó un altar al Señor, y tomando de todos los animales y aves puros, ofreció holocaustos al Señor» (v. 20). Agradó a Dios el sacrificio, figura, como todos los del Antiguo Testamento, del sacrificio infinitamente precioso del Redentor prometido: y dijo el Señor: «No volveré jamás a maldecir la tierra por causa de los hombres; porque el sentido y el pensamiento del corazón humano son propensos al mal desde su juventud : no heriré más a toda ánima viviente, como lo hice. Mientras el mundo durare, no dejarán de sucederse la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, la noche y el día» (v. 21 y 22). Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: «Creced y multiplicaos, y poblad la tierra. Teman y tiemblen ante vuestra presencia todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo, con todo lo que se mueve sobre la tierra; todos los peces del mar estén en vuestra mano. Y todo lo que se mueve y vive, os servirá para alimento; así como las legumbres y yerbas, os he dado todas las cosas. A excepción de que no comeréis carne con sangre. Porque yo demandaré vuestra sangre de todas las bestias; y de mano de hombre, de mano del varón su hermano, demandaré el ánima del hombre. Si alguien derramare sangre humana, será derramada su sangre: porque a imagen de Dios fué creado el hombre» (Gen. 9, 1-6).

Con las palabras «nunca más maldeciré la tierra», quiso la bondad de Dios apartar del hombre el miedo a un segundo diluvio; la misma debilidad humana que deriva del pecado original es para Dios un motivo, y para el hombre una prenda de la misericordia divina. Confirma después el nuevo orden de la naturaleza, que debe durar mientras subsista la tierra, o sea, hasta el juicio final. L. diluvio había cumplido su finalidad como figura y prenda del juicio final, como manifestación de la omnipotencia, santidad y justicia divinas. El amor de Dios mira al futuro Redentor, y quiere que todo el linaje humano pecador llegue a la madurez para cuando aquél venga. Vuelve Dios a dar al hombre el dominio de todos los animales, mas no ya ilimitado como en el Paraíso, sino un señorío que el hombre habrá de conseguir por la fuerza. Dióle también un precepto para probar su obediencia — análogo al que le impusiera luego de la Creación. No se trata aquí del primer permiso de comer carne (cfr. núm. 46); la importancia está en la excepción que Dios pone al uso de la carne: «excepto que no comeréis carne con su sangre». El texto hebreo explica la prohibición: «sólo que no comeréis carne con su alma, con su sangre.» La sangre es como el asiento de la vida; y de la vida Dios es el Señor. En la efusión de la sangre se reconocerá que Dios es el Señor de la vida, y el hombre recordará el pecado por el cual la perdió. Por esto la efusión de la sangre de la víctima y la aspersión por manos del sacerdote pertenecen a la esencia del sacrificio de la Antigua Alianza (Lev. 4, 7) 1. Y para que la efusión de la sangre de los animales no excitase en los hombres movimientos de crueldad, convirtióla Dios en rito sagrado, vinculando a ella un acto de renuncia. Al mismo tiempo estableció vivo contraste entre la efusión de la sangre humana y la de los animales: la de éstos estaba permitida sin trabas; mas la sangre humana quedó bajo la especial protección divina, estableciéndose una ley 🖣 en cuya virtud todo homicida, fuese hombre o bestia, debía ser citado a juício y castigado; más aún, hizo de éste un asunto suyo propio, dando por razón, que el hombre no es un animal, sino imagen de Dios.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En el Concilio de los apóstoles se mantuvo la prohibición de comer sangre en atención a los judíos (Act. 15, 29), lo cual subsiste en las leyes orientales, tanto eclesiásticas como civiles; en Occidente, desaparecida la diferencia de cristiano-judíos y cristiano-gentiles, no tenía ya razón de ser y dejó de observarse. Cfr. san Agustín, Contra Faustum, 31, 13.

<sup>1</sup> Se trata, no de una promesa de que todo asesino, hombre o bestia, moriría de muerte violenta, sino de una facultad u obligación que el Señor de la vida impone al hombre, de castigar con la muerte al asesino. La ley mosaica dió después reglas concretas para llevar a cabo este mandato. Cfr. Exod. 21, 12-15, 28 ss.; Nam. 35, 16 ss.; Deut. 19, 10; 21, 1-9.

De consiguiente, quien atenta a la vida de un hombre, a los derechos de Dios atenta 1

105. Como garantía de la alianza, y en particular, de la promesa de no volver a asolar la tierra con un nuevo diluvio, estableció Dios una señal magnifica a la vez que simpática. Dijo Dios: «Esta es la señal de mi alianza que establezco entre mí y vosotros y con toda ánima viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas. Pondré mi arco en las nubes, y será señal de alianza entre mí y entre la tierra. Y cuando cubriere el cielo de nubes, aparecerá mi arco en las nubes; y acordarme he de mi alianza con vosotros y con toda ánima viviente, y no habrá ya más aguas de diluvio para destruir a toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré de la alianza perpetua, que ha sido concertada entre Dios y toda ánima viviente de toda carne que está sobre la tierra» 2.

La forma externa de esta enfática promesa es antropomórfica, es decir, Dios emplea expresiones humanas acomodadas a la capacidad del hombre. Como advierte san Crisóstomo, no es que Dios se acuerde de sus promesas al ver el arco iris; habla así, para que nosotros las recordemos, y tengamos ánimo y confianza. Ese fenómeno tan hermoso del arco iris, que los Salmos llaman testigo celeste , es señal y prenda de la bondad y gracia de Dios. No apareció el arco iris por primera vez en el cielo después del diluvio en virtud de cambios físicos y de la promesa divina; sino que Dios escogió este fenómeno natural, que ya existía, por signo visible de su alianza. Como victoria del sol sobre la boveda celeste tenebrosa y henchida de aguas, es el arco iris una excelente imagen de la gracia divina y del favor de Dios, después de su justo enojo .

- Sostiene la crítica moderna, que el relato del diluvio es obra de un redactor que refundió dos fuentes contradictorias. Encuentra contradictorios principalmente los datos de la duración del diluvio. Según una de las dos fuentes, el diluvio duró 40 + 21 días; según otra, pasó de un año. Pero es de notar que aquellas palabras «transcurridos cuarenta días, abrió Noé la ventana» (Gen. 8, 6), no se refieren a los cuarenta días mencionados en Gen. 7, 17, durante los cuales subieron las aguas; pues la misma fuente a que pertenece Génesis 7, 17, dice en Gen. 7, 23 que la inundación destruyó toda la vida; para lo cual no bastan unos pocos días. De entenderse Gen. 8, 6 como continuación inmediata de Gen. 7, 17, el hebreo exigiría el artículo determinado (transcurridos los cuarenta días). El redactor — concedamos que existiera — no vió contradicción alguna en los distintos datos que aceptó ni en las fuentes distintas de que echó mano. La apariencia de contradicción puede explicarse, admitiendo que el redactor no utilizó integros los datos de ambas fuentes, a fin de evitar repeticiones y difusiones. Ninguna de las dos fuentes que descubre la crítica nos da una historia completa y conexa del diluvio 5.
- 107. Ha sido objeto de maduro estudio en los tiempos modernos la relación del relato biblico del diluvio con las tradiciones similares (leyendas) de los pueblos o ; los resultados han hecho vacilar la hipótesis de la universalidad de las

\* Ps. 88, 38.

<sup>1</sup> La tradición judía supone que Dios intimó entonces al hombre varios mandamientos, los siete mandamientos de Noé, que son: 1, no vivir sin una autoridad; 2, abstenerse de la blasfemia; 3, de la idolatría; 4, del incesto; 5, del homicidio; 6, del robo y latrocinio; 7, de la sangre de animales sofocados. Más tarde la Sinagoga impuso estos mandamientos a los Prosélitos del Pórtico, es decir, a los gentiles que vivían entre los judíos y querían adoptar la religión judía. Pertenecían a una categoría superior los Prosélitos de la Justicia, es decir, los que se circuncidaban, observando toda la Ley judía; se les consideraba y trataba como judíos. Cfr. KL X, 470 ss.

2 V. 12-17; cfr. Eccli. 43, 12 s.; 1s. 54, 9. Con un pequeño cambio del texto podría leerse: «vosotros lo veréis para recordar», en lugar de «yo lo veré». Y en efecto, Fl. Josefo parece haberlo leído así: «El arco iris será para vosotros señal de mi clemencia.» (Ant. 1, 3-8).

Acerca del arco iris como signo de la Alianza, cfr. BZ, 1915, 289 ss.

Cfr. Allgeier, Doppelberichte in der Genesis, 19-43.

Cr. allgeier, Doppelberichte in der Genesis, 19-43. Cst. Allgeier, Doppeiberichte in der Genesis, 19-43.

Estos estudios han sido realizados especialmente por el sabio católico Girard (Le déluge devant la critique historique, Friburgo de Suiza, 1893), y los protestantes Andree (Die Flutsagen ethnographisch betrachtet, Brunsvique, 1891) y Usener (Die Sündflutsagen, Bonn, 1899). Cfr. además Rieber, Ober Flutsagen und deren Beziehung zu den semitischen Fluntberichten, en Kath, 1897, 1, 65 ss. — Estudio de conjunto y bibliografía, en Schanz, Apol. 1º, 762 ss.

levendas afines a la narración bíblica. Téngase en cuenta, ante todo, que diversos pueblos de la antigüedad no poseveron tradición (demostrable) alguna de un diluvio acaecido al principio de su historia; entre éstos se incluye (¿con razón?) a los egipcios, árabes, chinos, africanos y pueblos del interior del norte de Asia. En algunos pueblos, tales levendas no son primitivas, sino aceptadas posteriormente, o están influídas por la tradición judío-cristiana; y, finalmente, en otros tienen origen y carácter local y distan mucho del relato bíblico. De las numerosas levendas a que antes se apelaba en apoyo del carácter histórico de la narración bíblica y de la universalidad del diluvio, quedan unas cuantas (según Andree, 20; según Riem 1, 68), cuya conexión histórica y objetiva con el relato bíblico se puede demostrar. Pertenecen esencialmente a pueblos semitas, que habitaban el Asia Menor. Tales son (por orden de importancia respecto del relato bíblico): la tradición babilónica, la siro-fenicia, la frigia, la india (en forma antigua y moderna) y la griega. No han terminado todavía las investigaciones, las cuales, por otra parte, ni están exentas de hipercrítica ni son absolutamente seguras. Contamos, pues, sólo con resultados provisionales (negativos). Mas como explicar el gran número de levendas y la relación de las tradiciones extrabiblicas con el relato bíblico? El gran número de levendas se explica por la frecuencia de inundaciones, a cuyo recuerdo pudieron muy bien unirse elementos fabulosos de distintas especies y rasgos de la tradición judía, babilónica y cristiana; algunos admiten la influencia de ideas mitológicas y cos-

1 Die Sündflut, eine ethnographisch-naturwissenschaftliche Studie (Stuttgart, 1906).

<sup>2</sup> Con este mismo asunto se relacionan dos representaciones que dan testimonio de la tradición del diluvio entre los griegos y etruscos. En el reverso de unas monedas de bronce de la ciudad de Apamea (Frigia), se ven los bustos de distintos emperadores romanos, Antonino Pío, Septimio Severo (fig. 15), Macrino, Filipo, de los siglos 11 y 111 de la era cristiana; en el reverso aparece un arca flotando sobre las olas, dentro de la cual se ve un hombre y una mujer. En la parte anterior lleva el arca las letras  $N\Omega$ , y en las monedas bien conservadas,  $N\Omega$ E (Noé). Fuera de ella camina otra pareja, hombre y mujer (que a juzgar por los vestidos y cabezas son los mismos del arca), con la diestra alzada y



Fig. 15. — Monedas apameas de Septimio Severo (antes del 199). Roma, Gabinete de Medallas (según Garrucci).

Fig. 16. —Noé en el arca. Pintura mural del cementerio de Santa Domitila, en Roma (siglo IV).

mostrando admiración. En el borde de la tapa (abierta) del arca posa un pajarito; otro pajarito viene volando (hacia la misma) con una ramita de olivo entre las patas. Basta comparar esta figura con otras de las catacumbas, en parte muy anteriores (tde época próxima a la apostólica», Kraus, Realenzykl. II, 500), que representan el arca en forma rectangular, bogando sobre las aguas, como en la fig. 16, para reconocer claramente su relación con el relato biblico. Escogieron los de Apamea este asunto para sus monedas por la proximidad de la ciudad al monte Ararat, donde se creía tomó tierra el arca; por esta misma razón Apamea sé llamó también Którtós, que significa arca. La propagación por Frigia de la tradición del diluvio se debe sin duda al influjo judío; cfr. Schürer, Geschichte des jūdischen Volkes in Zetitalter Iesu Christi, III (1898), 14 s.; Kaufmann, Archaologie³, 305 s. — El otro monumento es un jarrón, mitad de arcilla y mitad de metal, que en 1696 descubrió en los alrededores de Roma un trabajador, al desenterrar un sepulcro. Están representadas en el jarrón 20 parejas diferentes de animales y 35 figuras humanas, asisladas, unas, otras en grupo, pero todas demostrando en sus actitudes los mayores esfuerzos por escapar de morir anegadas; los más con la boca y nariz tapada, o bien prestando este favor a sus protectores, las mujeres en hombros y espaldas de los hombres. A la derecha, un grupo de tres, de pie sobre el cadáver de un ahogado, como queriendo ganar así un poco de altura. En el medio, una escalera, por la que habrían subido a algún lugar más elevado y seguro, o al arca. Estaba formada ésta por láminas metálicas, unidas con clavos, imitando una construcción de madera; a intervalos tenía ventanas o aberturas con sus postigos; encima se ve una serie de figuras de animales y de hombres que no pueden dominar el terror que les produce la vista del peligro.

mológicas, como se echa de ver en la leyenda babilónica. En cuanto a la relación con el relato bíblico, ofrece particular interés el mito babilónico del diluvio, que tiene gran afinidad con aquél, y que sin duda ha influído en otras tradiciones paganas (aun en las indias).

108. La levenda babilónica del diluvio, conocida por los fragmentos de Beroso (Abydenus), es parte de la epopeya nacional en doce cantos, descubierta en los textos cuneiformes, llamada «Guilgamés», del nombre de su héroe : se la considera, cada día más, como levenda cosmológica; pero indudablemente contiene episodios de fondo histórico. Esto último se confirma por la circunstancia de que los documentos babilónicos distinguen expresamente tiempos, reves y ciudades anteriores y posteriores al diluvio. Refiere Utnapistim a su descendiente Guilgamés, de qué manera fué admitido a la compañía de los dioses. Sucedió esto después de haberse librado de una gran inundación, con la que los dioses, impulsados por Bel, quisieron aniquilar a los hombres (en la ciudad de Surrinak en el Eufrates) \* Él dios Ea reveló en sueños a su protegido Utnapistim el peligro que le amenazaba, y le mandó construir una nave y tomar consigo «semillas de todas clases». Utnapistim edificó la nave de 120 codos de alta, con muchos compartimientos: allí encerró su familia, sus tesoros de oro y plata, su servidumbre, ganados y semillas de todas clases. Apenas comenzó la «lluvia destructora», que era la señal anunciada, cerró Utnapistim la nave, entregando el gobernalle a un timonel. En el diluvio, que se describe circunstanciadamente, intervienen en especial el dios de las tormentas, Rammân, los dioses Nebo, Marduc, Nergal, Ninib y los Anunnake, es decir, los espíritus celestes. A consecuencia de la inundación cada vez mayor, perecen los hombres. Pero los dioses se asustan ante el diluvio y sus efectos. Suben al «cielo de Anu». v allí «se acurrucan como perros». Istar, «señora de los dioses», se lamenta a grandes voces, sobre todo por haber aprobado en el consejo de los dioses la destrucción de los hombres mediante el diluvio. Los demás dioses lloran con ella. El diluvio dura seis días. En el día séptimo se «calma el mar». Abre Utnapistim una ventana de la embarcación, y la claridad del día inunda su rostro; y arrodillándose prorrumpe en llanto. El octavo día descansó la nave sobre el «monte Nizir». En este lugar permaneció seis días completos. A la mañana del día séptimo, soltó Utnapistim una paloma; mas, no encontrando ésta dónde posar, regresó a la nave. Luego soltó Utnapistim una golondrina, la cual regresó por la misma causa. Finalmente soltó un cuervo, el cual no volvió más. Entonces Utnapistim, saliendo de la nave, ofreció sacrificios de animales y de incienso. El efecto que la ofrenda produjo en los dioses se describe de la manera siguiente: «Los dioses aspiraron el olor; los dioses aspiraron el perfume, que era muy fragante; los dioses acudieron al sacrificio como moscas». Istar juró por su precioso collar, que jamás olvidaría los días del diluvio, y que Bel no había de participar de las ofrendas, por haber dispuesto irreflexivamente el diluvio y entregado a la destrucción a sus hombres de (Istar). En esto se acerca Bel, ve la nave y exclama enojado: «¿ Quién escapó con vida del diluvio? ¡ Ningún hombre debía haberse librado de la muerte!» Después de nueva contienda entre los dioses, Utnapistim es trasladado con su mujer a la lejanía, «a la desembocadura de los ríos», esto es, a la isla de los bienaventurados.

Es innegable el parentesco de este relato, desfigurado por fábulas mitológicas, con el bíblico; el relato de Beroso arriba mencionado, el cual se aproxima aun más al de la Biblia, reproduce al parecer una versión más reciente. Las tablillas que contienen la epopeya de Guilgamés, proceden de la biblioteca del rey asirio Asurbanipal (hacia 650; cfr. núm. 9); es probable, con todo, que e'

Demuestra Nikel (Genesis und Keilinschriften, 181 s.) que estas explicaciones no satisfacen y no pueden echar por tierra la conclusión de que las tradiciones relativas al diluvió descansan en algún acontecimiento importante; lo mismo opina Jeremías (ATAO\*, 144), a pesar de su predilección por los motivos cósmicos y astrales.

motivos cósmicos y astrales.

<sup>2</sup> Un texto mitológico, recientemente descubierto, que trata del diluvio, contiene algunos rasgos que no se hallan en el relato de Guilgamés. Háblase en él de diversas calamidades que afligieron a la humanidad: esterilidad, sequía, escasez de nacimientos, tanto de hombres como de animales, epidemias. Los hombres, sin embargo, lograban apartar de sí estas plagas. Pero como la humanidad se entregase de nuevo al pecado, parece ser que Bel decretó aniquilarlas por medio de una inundación. Cfr. Nikel, Zur Verstándigung, etc.; Genesis und Keilschriften, 18 s. — Pueden verse en ATAO<sup>2</sup>, 117, y en KT<sup>2</sup>, 8 ss. las inscripciones cuneiformes, las noticias de Beroso y Abydenus y otras tradiciones extrabíblicas. Acerca de las tradiciones sumerio-babilónicas relativas al diluvio, cfr. BZ, 1910, 225, y ZAW, 1910, 298.

poema adquiriese mucho antes la forma poética: posible es que la redacción de la epopeya date del segundo milenario antes de Jesucristo: mas esto no se puede demostrar con rigor. De consiguiente, queda la posibilidad de que la epopeya babilónica experimentase cambios y amplificaciones en las copias del siglo VII 1. v no es inverosímil que la tradición judía hubiese influído en su forma actual . Esto no obstante, nada se puede asegurar. Pero tampoco hay derecho a dar por cierta la procedencia babilónica del relato bíblico. Pues las diferencias son tantas y tan poco rebuscadas, que es imposible suponer que el escritor bíblico refundiera el relato babilónico politeísta, dándole un tinte monoteísta. Es también sorprendente que en babilónico el diluvio se llame ababu. mientras que el Génesis lo designa con un nombre propio, mabbûl, desconocido en los dialectos semíticos, y no hallado en ningún otro pasaje del Antiguo Testamento. Es de observar finalmente que la epopeya babilónica del diluvio, por el triste papel que en ella desempeñan los dioses, difícilmente hubiera podido ejercer tanto atractivo en un escritor israelita, que le indujera a hacer de ella una refundición para enseñanza de sus compatriotas. Esta narración tenía interés para los israelitas sólo mientras vivía en el pueblo el recuerdo de los antepasados, que habitaron en Babilonia. Era, pues, natural que los israelitas llevasen de Caldea a su patria la tradición del diluvio.

109. El diluvio es, según los santos Padres y la liturgia eclesiástica, figura del Bautismo, en cuanto que mediante él se borraron los pecados del mundo y se inició un nuevo linaje: «un mismo elemento (el agua) dió fin al pecado y fué principio de nuevas virtudes». También fué sin duda el diluvio para muchos compatriotas de Noé la salvación del alma; pues, mientras los cuerpos perecían miserablemente, se arrepintieron en los últimos momentos, en medio de las olas que por todas partes les acosaban. «Cristo fué en espíritu a predicar a los espíritus que estaban en prisión y predicó a los que fueron incrédulos en otro tiempo, que abusaron de la longanimidad de Dios en los días de Noé al fabricarse el arca» 3. los cuales se convirtieron cuando de súbito vino la inundación 4. La paloma que regresó al arca es figura del Espíritu Santo, que da al agua la virtud de santificar . El diluvio mismo representaba para Noé y los suyos el paso a una nueva vida. «De igual modo, el bautismo hace bienaventurados» 6. por cuanto que convierte al hombre en una nueva criatura en Cristo, haciéndole rico en gracias, hijo de Dios y heredero del cielo.

El arca «es figura de la Iglesia de Cristo, la cual nos hace felices mediante el madero (de la cruz) en que fué colgado el mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo» 7. La abertura que el arca tenía al costado, significa aquella herida por la cual quedó abierto el costado del divino Redentor, donde nos refugiamos cuando acudimos a El, pues de ella manaron los sacramentos, por los cuales los fieles son consagrados a Dios. Allí deben refugiarse todos los que no quieren perecer en el diluvio. Fuera del arca no había salvación posible. Fuera de la Iglesia no es posible salvarse de la eterna perdición, como observa san Cipriano 8: «No puede tener a Dios por padre, quien no tiene a la Iglesia por madre. Y así como nadie podía librarse de la muerte fuera del arca de Noé, tampoco escapará de ella quien se halla fuera del seno de la Iglesia». — El arca encerró criaturas de todas clases; la Iglesia acoge en su seno a todas las naciones, «a toda criatura» . Por una sola puerta se entraba en el arca; sólo el bautismo abre las puertas de la Iglesia. Frente a las olas que inundaban la tierra y se

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Bezol, Ninive und Babylon, 104. <sup>2</sup> Cfr. Keil, Zur Babel- und Bibelfrage, 75.

<sup>3</sup> I Petr. 3, 19 s.

Así lo entendieron san Jerónimo y otros santos Padres y después de ellos casi todos los escritores católicos de nota, como Cornelio a Lapide (Comm. ad Gen. 6, 5 et I Petr. 3, 21), Estius (Comm. ad I Petr. 3, 20), Allioli. Cfr. Hundhausen, Das erste Pontifikalschreiben des Apostelfürsten Petrus (Maguncia, 1873) 348 s.; Weiss, Messianische Vorbilder, to s.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cir. la bendición de la pila bautismal el día de Sábado Santo; Kraus, Realenzyklopädie. I, 593;

I Petr. 3, 21.
San Agustín. De Civ. Dei, l. 15, c. 26; C. Faust., l. 12, c. 14; Tract. 120 in Ioann.; lo mismo los demás santos Padres. San Agustín hace resaltar especialmente que lo largo, alto y ancho representan el cuerpo en que Cristo había de encarnar y de hecho encarnó; pues el cuerpo humano extendido en el suelo tiene de largo seis veces la anchura y diez veces la altura. San Agustín, De Civ. Dei, 15, c 28, 1.
 De unit Eccl., c. 6 (ed. Hurter, Innsbruck, 1868).

<sup>\*</sup> Marc. 16, 15.

encrespaban furiosamente, el arca era una navecilla fluctuante un madero deleznable 1: pero la dirigia Dios, que todo lo puede v todo lo sabe, haciendo de ella una tabla de salvación. También la Iglesia, frente a terribles persecuciones que desde el principio se desencadenaron contra ella, parecía una frágil navecilla, privada de todo humano amparo, con el único apovo del leño de la cruz. objeto de universal desprecio; pero el mismo unigénito Hijo, que en todo tiem-po es su piloto, según su promesa 2, padeciendo y muriendo por nuestros pecados en el madero de la cruz, hizo de ella y de su Iglesia una fuente inagotable de bendición. — Las olas levantaban en alto el arca, y ella se deslizaba sobre las aguas, y cuanto más subían éstas, tanto más se erguía aquélla hacia el cielo. Así, las terrenas tribulaciones levantan la Iglesia de la tierra, esto es, de las aspiraciones terrenas; y cuantas más tribulaciones experimenta, tanto más se eleva a Dios y tanto más majestuosamente se vergue sobre el agitado oleaje de

## 11. Los hijos de Noé. Muerte de Noé

(Gen. a. 18-29)

110. Los hijos de Noé que salieron del arca se llamaban Sem. Cam v lafet: Cam es el padre de Canaán. De éstos se propagó el linaie de los hombres sobre toda la tierra. Y Noé, que era labrador, comenzó de nuevo a labrar la tierra, y plantó una viña; y habiendo bebido vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Cuando vió esto Cam, padre de Canaán, salió fuera a contarlo a sus dos hermanos. Mas Sem y Jafet pusieron una capa 3 sobre sus hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre» (9, 18-23).

De todo el resto de la vida de Noé, que aun duró 350 años, sólo se menciona el referido hecho, que tuvo importancia en el curso de la divina Revelación entre los hombres, por cuanto motivó la separación de una parte de la humanidad, con destino a una especial dirección divina v a una segunda profecia mesiánica. Acaeció esto después del diluvio, seguramente alguno o algunos decenios más tarde, pues se habla de un hijo de Cam, nacido después del diluvio. No dice el texto que Noé no conociera la fuerza del vino; es una opinión de los santos Padres, que quieren disculpar al Patriarca 4.

«Y cuando despertó Noé v supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: Maldito sea Canaán, siervo será de los siervos (infimo esclavo) de sus hermanos. Y añadió: Bendito el Señor (Yahve) Dios de Sem, sea Canaán siervo de él. Ensanche Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán siervo de él» (9, 24-27) 5.

Cam es castigado en su hijo Canaán; como faltó a su padre, fué castigado en su hijo. Es chocante que, entre los hijos de Cam mencionados en Génesis 10, 6, se maldiga al más joven. Debió éste, sin duda, participar en el pecado de su padre - como supone la tradición judía. Maldición y bendición de Noé no eran sino el anuncio de una revelación comunicada por Dios a Noé acerca de los futuros destinos de la humanidad después del diluvio, y en particular, acerca de la relación de su descendencia con la promesa del Mesías. El cumpli-

Sap. 10, 4.

En hebreo simlah, un trozo grande de paño, rectangular, para envolver el cuerpo.

En hebreo simlah, un trozo grande de paño, rectangular, para envolver el cuerpo.

Son Crisostomo, In Gen., hom. 29, n. 3 y 4. San Ambrosio, De Noe et arca, c. 29, n. 111. Santo Tomás, Summa theol., 2, 2, q. 150, a. 1. No es creíble que Noé fuese el primero en cultivar viñas y fabricar el vino. Hay un texto en san Mateo, 24, 38, donde el Salvador parece indicar lo contrario.

«Así como en los días anteriores al diluvio comían y bebian», etc. La inexperiencia de los efectos del vino pudo ser en Noé progrande personale.

vino pudo ser en Noé meramente personal.

<sup>6</sup> El sentido literal indica a las claras que la parte de Sem fué una especial bendición de Dios,

<sup>8</sup> El sentido literal indica a las claras que la parte de Sem fué una especial bendición de Dios, El sentido literal indica a las claras que la parte de Sem ue una especial pendición de Dies-la de Jafet delfusións (morada, domicilio dilatado y pacífico, poderío, felicidad), la de Canada esclavi-tud. Resalta aún más la parte de Sem, si se toma por sujeto de la oración: «viva en las tiendas de Sem), no Jafet, sino Dios (lo cual está conforme con la primera frase); dice luego: «conceda Dios a Sem su revelación» (su especial protección), y explica luego cómo Yahve ha de ser el Dios de Sem, nabitando en los tabernáculos de éste.

miento de la profecía está a la vista, como nota san Agustín 1. Sem fué el he redero de las promesas; de él procede el pueblo escogido y el divino Redentor gen el cual fueron bendecidas todas las naciones de la tierra». La descendencia de lafet fué la que más se extendió, conquistó los países de los descendientes de Sem, especialmente Canaán, entró con este motivo en conocimiento de la verdadera religion, y cuando los judíos rechazaron al Redentor, ocupó el puesto de aquéllos. En cuanto a los descendientes de Cam, no es tan fácil ver el cum plimiento de la profecía. No basta fijarse en los habitantes de la mayor parte de Africa, que, sumidos hasta hoy en la superstición pagana y en la barbarie, inaccesibles a las verdades del Evangelio, languidecen en triste esclavitud, arras trados a menudo a través de vastos mares. Mas no a todos los descendientes de Cam alcanzo la esclavitud, ni tampoco fué siempre ésa la suerte de los africanos. Precisamente los camitas (por ejemplo, los fenicios, cartagineses, egip cios) fueron los primeros que se esparcieron por el sur y oeste de Asia, y espe cialmente por África. Estuvieron sometidos a los jafetitas, a los griegos y romanos, pero después de haber tenido su parte en el señorío del mundo. Habre mos, pues, de decir, que la maldición de Cam fue relativa, en comparación com sus hermanos, y alcanzó especialmente a Canaán. Los descendientes de Canaár (cananeos) caveron en la más abvecta idolatría, consistente sobre todo en sa crificios humanos y prácticas deshonestas. En castigo de su depravación 3, fue ron condenados por Dios al exterminio, y totalmente aniquilados por los israe litas. Lo que de ellos quedara, cavó con su país en poder de Israel, y más tarde, con éste, bajo el dominio de los jafetitas, de los persas, griegos y ro manos. Debe tenerse en cuenta, en profecías de esta naturaleza, que sólo se expresa y representa la idea (aquí: el aborrecimiento del pecado de Cam y e castigo en su hijo), mas no los pormenores y el cumplimiento que dependen er parte de condiciones morales (libre voluntad, cooperación, culpa o inocencia de los hombres), sobre todo tratándose de bendiciones y castigos.

112. «Noé vivió después del diluvio 350 años, y todos los días que vivió fueron 950 años; y murió». Después de él disminuyó de súbito la vida del hombre que hasta entonces se había aproximado a los 1000 años su primer descendiente, Sem, llegó a la edad de seiscientos, mas presto disminuyó la duración de la vida humana, hasta las cifras de la corta duración actual.

Noé iué figura del Redentor. He aquí los rasgos esenciales: Fué el único justo entre todos sus contemporáneos, y halló gracia delante de Dios. Trabajo durante muchos años con fatigas y sudores en la construcción del Arca, y predicó penítencia a grandes voces. — En el Arca de Noé se guareció de las olas del diluvio y de los abismos del profundo la única esperanza y salvación de género humano; y por eso fué Noé en la realidad lo que su nombre dice: consuelo, salvador, como con espíritu profético le había llamado su padre Lames esiscientos años antes del diluvio. Cuando salió Noé del Arca ofreció un sacrificio, que fué muy grato a Dios, de todos los animales puros. El Señor hizo alianza con Noé y sus hijos, y dióle en el arco iris una prenda de su favor y de su perpetua solicitud por la conservación de la tierra y de las criaturas. No fué escogido para poblar de nuevo la tierra de hombres y animales, como s dijéramos, para criarlos de nuevo en ella. Es clara la comparación y aplicación de estos rasgos a Jesucristo 4.

### 12. La torre de Babel. Dispersión de las naciones

(Cap. 10 y 11)

413. Antes de proseguir la historia de la Revelación, de cómo Dios abandonó, al parecer, la humanidad a su suerte, escogiendo una pequeña parte de

C. Faustion, 12, 14.
Cfr. Eccli. 49, 19.

<sup>&#</sup>x27; Cfr. Gen. 15, 16; 18, 20, 88.; 19, 4 88.; Lev. 18, 27.

Tedavia hace resaltar san Agustín otros pormeneres

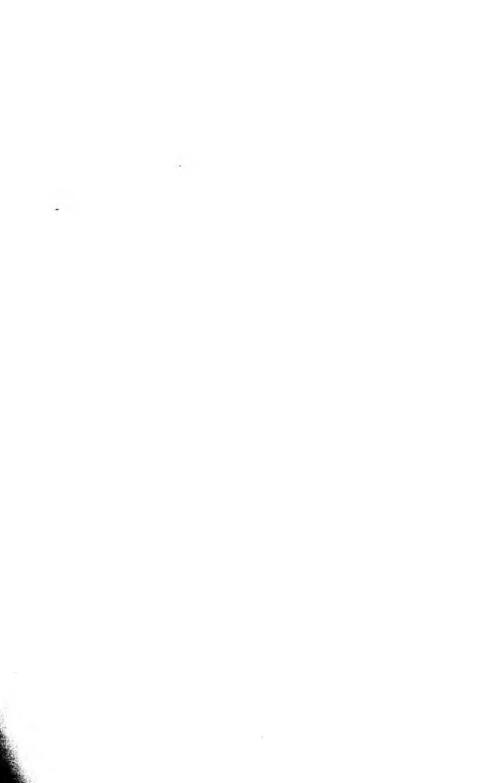

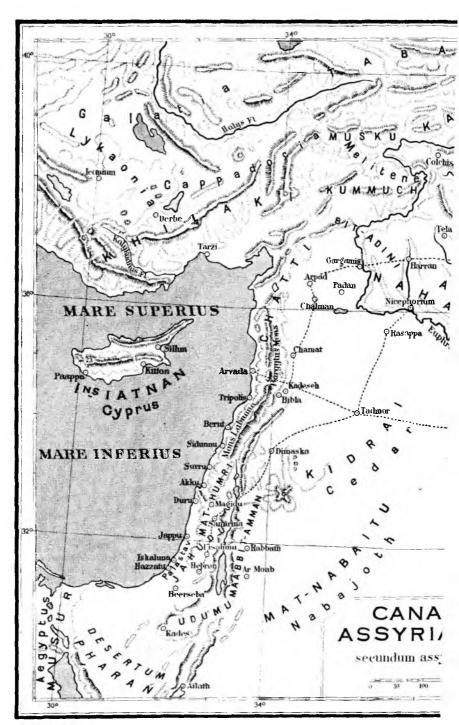

I, pág. 129

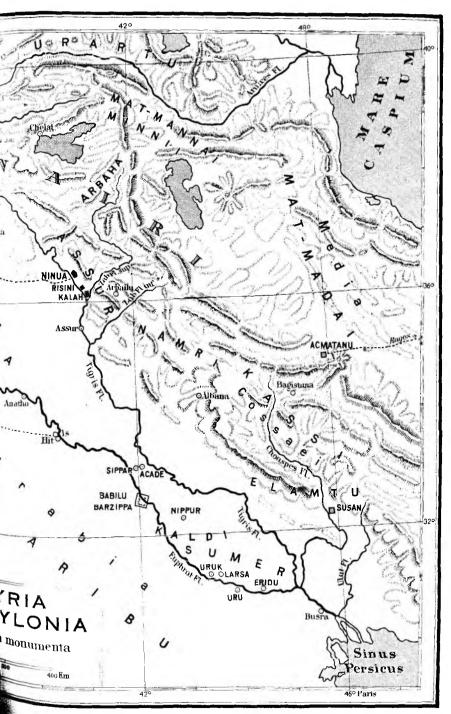

Del Atlas Scripturae Sacrae de Riess-Heidet.



la, a la cual otorgó una dirección particular, el capítulo 10 echa una ojeada a s pueblos descendientes de los hijos de Noé, y nos ofrece una lista de setenta ombres (de padres de linaje, de naciones y ciudades), llamada tabla de las aciones, dispuesta en este orden: Jafet, Cam, Sem. Esta lista se funda en un reciso conocimiento de las ramas importantes de las familias de los pueblos pnocidos por la más remota antigüedad (conocimiento que bien pudo venir por adición), a que no alcanzan ni las listas comerciales de los egipcios ni las de conquistas de los babilonios y asirios. Las ideas capitales de la unidad de igen, del parentesco y del destino idéntico de todos los hombres como miemros de una gran familia, ideas que campean en la tabla mosaica de las nacioes, son completamente ajenas al paganismo. Sus datos, antes llenos de misrios, han servido de fundamento y guía para la investigación científica en empos antiguos y modernos; hoy han sido esclarecidos y confirmados en gran arte por los resultados de la etnología y lingüística, como también por la giptología y asiriología; de suerte que la tabla de las naciones de Moisés debe er reconocida «como un monumento histórico-geográfico importante para una oca, de la cual no tenemos otros documentos extensos».

#### TABLA DE LAS NACIONES

|                                                             |                                  | Jalet                                |                                                                                             |        |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Gomer                                                       |                                  | Magog, Ma                            | adai, Javan, Tubal, Mosuc, Tiras                                                            |        |  |
| erenez, Rifat, Togo                                         | orma                             | _                                    | Elisa, Tarsis, Cetim, Doc                                                                   | lanim  |  |
|                                                             |                                  | Cam                                  |                                                                                             |        |  |
| Cus                                                         | Mesraim                          | Fut                                  | Canain                                                                                      |        |  |
| Saba, Hevila<br>hata, Regma<br>hataca Nemrod<br>Saba, Dadan | Ludim, Anamim<br>Laabim, Neftuim |                                      | Sidon, heteos, jebuseos, amo<br>gergiesos, heveos, aracios, s<br>aradios, samareos, amators | ineos, |  |
| Elam                                                        | Asur                             | Sem<br>Arfaxad                       | Lud Aram                                                                                    |        |  |
|                                                             |                                  | Sale                                 | L., Hul, Geter, Mes                                                                         |        |  |
|                                                             |                                  | Heber                                |                                                                                             |        |  |
|                                                             | -                                | Falog, Jectan                        |                                                                                             |        |  |
|                                                             |                                  | Asarmot, Jare, A<br>wael, Saba, Ofir |                                                                                             |        |  |

En tan árida enumeración de nombres encontramos sólo una observación de arácter histórico tocante a un descendiente de Cam, llamado Nemrod, del cual dice:

«Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Y fué forzudo cazador elante del Señor. Por lo cual salió el proverbio: «Forzudo cazador deante del Señor, como Nemrod». Y el principio de su reino fué Babilonia Arac, y Acad, y Calane, en el país de Senaar. De esta tierra salió a sur <sup>2</sup>, y edificó Nínive <sup>3</sup>, la ciudad de las calles, y Cale; tamiNn Resén, ntre Nínive y Cale: ésta es la ciudad grande» (10, 8-12).

Quedan todavía envueltos en la oscuridad nombre, historia y época de

Así Dillmann, Franz Delitzsch y otros. Frente a las despectivas observaciones de Stade, Gunkel, ederico Delitzsch (Pabel n. Bibel III 3) y otros, cfr. la detallada discusion de la tabla de las naciones a ATAO 3, 148 ss. Esta no es un producto de la reflexión, sino una tradición antigna que merce enfianza, aun cuando en su forma actual no sea anterior al siglo vit; parque los escritores bíblicos enuestran siempre tener cabal conocimiento de la geografía política (de su tiempro). Un buen resumen lede verse en Weiss (Weltgesch. 1, LXVI ss.) y Kaulen (KL XII, 1.057 ss.). — Para formarse idea il mundo de la tabla de las naciones, puede servir Riess (BA, làmina IV) o Hagen (.IB, làmina I) el mapa de ATAO 3. Esta nos muestra que en realidad sólo se nombran los pueblos de Siria, Canaón, esopotamia, Egipto, Arabia y vecinos.

2 Numbre del país y de la antigua capital de Asiria, cuyas extensas ruínas han sido reconocidas ta frente a Kalah-Schergat, más de 50 Km. al norte de Mosul, o en Ninive propiamente dicha, que ta frente a Kalah-Schergat, en la ribera derecha del Tigris.

Nemrod: mas, al parecer, nos encontramos con un dato de la historia primitiv de los sumerios 1. Tal vez es un nombre compuesto: Nu-Marad, es decir. hon bre de Marad, antigua ciudad sumeria; pero acaso es otro nombre de Gui gamés 2. La religión y civilización asirias proceden probablemente de Babilonia v de ésta dependen totalmente. La caza (de fieras, como el león, el tigre, etc.) la guerra fueron las ocupaciones favoritas de los asirio-babilonios desde lo tiempos más remotos. Ninguna escena se encuentra representada con más fr cuencia en los muros de los palacios que las de caza y guerra; en los relieve de los palacios asirios v en los sellos cilíndricos se ve frecuentemente la figur de un héroe (gigante, rey) que estrangula a un león; se trata probablemen de Guilgamés (Nemrod), a quien se describe en la epopeva como esforzac guerrero y cazador (éste es también el sentido de la expresión: «en la presenci del Señor»). Las ciudades citadas son antiquísimas y van estrechamente unida a la historia y vida de los tiempos más remotos. No se atribuye a Nemrod : fundación de Babilonia; pero esta ciudad fué el principio y centro de su rein-Ya en tiempos muy remotos llegó Babilonia a tener importancia preponderanv central<sup>3</sup>. En el Antiguo Testamento se nombra frecuentemente la tierra d Senaar, que es el país bañado por el medio y bajo Eufrates. No se puede ho poner en duda que guarden estrecha relación con este país los nombres «Sumi y «Acad», los cuales designan en los documentos babilónicos un pueblo y u reino de aquella región 4. Pero, mejor que por cualquier comentario, queda ho esclarecido (el pasaje citado) por el descubrimiento de montículos de ruina cuyas inscripciones han puesto en claro la indudable identidad de los nombre de los lugares allí encontrados con los bíblicos: Erech, extensas ruinas o Warca a la izquierda del Eufrates, el Uruk de las inscripciones, donde tenía s templo principal Istar o Nanai, diosa del planeta Venus, astro de la tarde Acad, mitad de la antigua ciudad doble Sippar-Acad, llamada Sephar waim e la Sagrada Escritura, igualmente a la izquierda del Eufrates, donde una div nidad local, adorada primitivamente con el nombre de Anunitu, fué identificad posteriormente con Istar, diosa del planeta Venus, astro de la mañana . Só queda por identificar Calane; tal vez es Nippur, desenterrada por Hilprecht. L «ciudad de las calles» (en hebreo Rechoboth Ir) es probablemente Rêbit-Nin de las inscripciones cuneiformes, situada frente a Nínive, en el sitio de l actual Mosul. Se sospecha que Cale es la actual Nimrud, en cuya proximida debe de hallarse Resen. Estas tres ciudades, juntamente con Nínive, están con prendidas en un nombre común («Gran-Nínive») 6.

Termina la tabla con las siguientes palabras: «Estas son las familia de Noé, repartidas en sus pueblos y naciones. De éstas se propagaro las gentes por la tierra después del diluvio» (10, 32).

Al comienzo, pues, de la historia de la humanidad posdiluviana tenemos u documento divino de la unidad del linaje humano, del parentesco de todos lo pueblos y, especialmente, del derecho de todos a participar un día de la Reder ción mesiánica; de esta suerte, antes de que las gentes abandonen la cas paterna, la casa regida de una manera especial por el Señor, reciben en ciert modo del mismo Dios un certificado de origen 1; después de esto nos relata

(Gen. 12, 3).

Lansderdorfer, Die sumerische Frage und die Bibel, en BZF VIII, 466. Baumgartner, Geschichte der Weltifferatur 1 (Friburgo, 1901), 78-87. Winckler, Geschichte der Stadt Babylon, en AO IV, 1, Delitzsch, Babylon (1901). (fr. Bezold, Die assyrische u. Babylonische Keilschriftforschung, 20 y 55; BZ XI (1913), 360 BZF VIII, 465.

Bezold, 1. c. 21. La cláusula sesta es la gran ciudado, se refiere seguramente a las cuatro ciudades mencionada \* La cláusula "esta es la gran ciudado", se refiere seguramente a las cuatro ciudades mencionada las cuales, aunque no estuviesen unidas por un cordón de fortificaciones, como antes se creía, podía sin embargo, estar comprendidas bajo un mismo nombre («Gran Ninive»). Y aunque la Nínive o Diodoro (contemporáneo de Jesucristo; 480 estadios [30 Km.] de perímetro, muros de 30 m. de altu y 1.500 torres) sea algo fantástica, y la cláusula «esta es la gran ciudado muy probablemente sea glo posterior, es verdad, sin embargo, que Nínive fué centro de un territorio muy poblado de ciudade considerado en el concepto y lenguaje populares como una gran ciudad. Cfr. Ion. 1, 2; 3, 2 ss.; Ka len, Assyrien u. Babylonien. 274. Cfr. para el estudio de todo el capítulo, Zehnplund, Babylonien. seinen Ruinenstädten. en AO XI, 3-4.

\*\*Clr. Haneberg, Geschichte der Offenbarung\*, 39. Por esto se hace resaltar también más tar expresamente, al dar el primer paso para seleccionar un pueblo, que todas las naciones tendrán par en la Redención mesiánica; «En ti (en Abraham) serán benditas todas las naciones de la tierre (Gen. 12, 3).

capítulo 11 aquel suceso que puso de manifiesto la nueva apostasía de la humanidad y dió origen a la separación y dispersión de las gentes.

114. «Era entonces la tierra de un solo lenguaje, y de un mismo discurso. Y como partieran de Oriente y hallaran una campiña en la tierra de Senaar, habitaron en ella. Y dijo cada uno a su compañero: Venid, hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y se sirvieron de ladrillos en lugar de piedras, y de betún en vez de argamasa 1; y dijeron: Venid, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cumbre llegue hasta el cielo; y hagamos célebre nuestro nombre, antes 2 de esparcirnos por todas las tierras» (Gen. 11, 1-4).

«En la tierra», es decir, entre los habitantes de aquella región cuya historia se cuenta aquí, entre los descendientes de Noé, había «una sola lengua y un mismo discurso», el mismo espíritu y la misma forma del lenguaje. Puesto que el escritor sagrado sólo tiene en consideración la descendencia de Noé, únicamente de ésta afirma la unidad de lengua. Parte de esta descendencia — no es de suponer que toda ella tomase parte en tan temeraria empresa - abandonó su morada del Oriente, es decir, Armenia, donde paró el arca después del diluvio: siguiendo el curso del Tigris hacia el sur, atravesó luego el río y dirigiéndose al Occidente se estableció en la tierra de Senaar y edificó allí una ciudad. Génesis 10, 25, nos da pie para fijar la fecha de esta construcción: «Uno de los hijos de Heber (biznieto de Sem) se llamaba Faleg» (es decir, división), «porque en sus días se dividió la tierra» (se dispersó la población de la tierra). Según Génesis 10, 10-17, nació Faleg el 101 después del diluvio; por lo que muchos han fijado en este año la fecha de la torre de Babel. Las palabras «en sus días» inducen a pensar más bien en alguno de los años posteriores de Faleg. Según la versión griega de los LXX, el suceso aconteció entre 531 y 870 después del diluvio. En el centro de esta ciudad pensaban construir una torre-templo que llegase al cielo 3. La Sagrada Escritura deja traslucir lo que en la empresa había de malo: la apostasía de Dios, la pretensión de tener un centro de reunión sin Dios, más aún, en abierta rebelión contra Dios, y el orgullo de su propia grandeza e independencia; era el paganismo en germen. Indica la Sagrada Escritura que el proyecto se llevó, en parte, a cabo. Pero el Señor, en cuyos designios entraba la dispersión de las gentes por toda la tierra, no permitió que se terminase. Y al desbaratar sus planes quería darles una lección importante para el viaje, a saber: que la humanidad tenía su único centro en Dios, su Creador y Señor, y en El lo había de encontrar (más tarde por medio del Mesías).

415. «Y descendió el Señor, para ver <sup>4</sup> la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Adán, y dijo: «He aquí que el pueblo es uno solo, y el lenguaje de todos, uno mismo; y han comenzado a hacer esto, y no desis-

<sup>2</sup> Según el texto hebreo (upara que no seamos dispersadosa), los constructores de la torre querlan evitar la dispersión: pero la voluntad de Dios era que se difundiesen por toda la tiere.

destinado a fines sagrados (astrológicos).

Antropomorfismo, para significar que el Señor y luez de los hombres que tiene su



<sup>1</sup> Se encuentran también estos materiates entre los restos todavía existentes de Babilonia. Los alrededores de Babilonia están
sembrados de ladrillos (fig. 17); abundaban
también los yacimientos de asíalto. El asíalto,
mezclado con juncos y arena, subtituía al mortero, y unía tan fuertemente las piedras, que
con dificultad se logra derruir los muros; el
asíalto seco se empleaba para el fuego. Kaulen, Assyrien u. Babylonien, 78 ss., 115. Cfr.
Herodoto, 1, 179; ATAO 3, 170 ss.

Según sabemos por las excavaciones, en el centro de las ciudades babilónicas había una torre (siggurat), cuya punta llegaba al cieto; constaba de 3-5 pisos (en representación de otros tantos planetas que recorrian el addiaco); en el piso superior había un templo destinado.

tiran de lo que han pensado, hasta que lo havan puesto por obra. Venid, pues, descendamos i y confundamos alli su lengua, de manera que ninguno entienda el lenguaje de su compañero». Y el Señor los desparramó desde aquel lugar por todas las tierras, y cesaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado su nombre Babel<sup>2</sup>, porque alli fué confundido el lenguaje de toda la tierra; y desde allí los esparció el Señor por todas las regiones» (11, 5-9).

La Sagrada Escritura hace resaltar más la dispersión de los hombres que la confusión de lenguas; mas ésta fue el motivo y causa de aquella. Es evidente que el texto sagrado pretende describir una intervención (prodigiosa) de Dios y una catástrofe, y que la narración realza especialmente aquel ono entenderse va los unos con los otros». Pero no nos refiere el hecho circunstanciadamente, sino sólo insinúa que la confusión alcanzó primero al espíritu, a la forma interna del lenguaje: los hombres debieron darse cuenta de esta confusión, la cual les obligó a renunciar a su plan y a dispersarse. El cambio de la forma externa del lenguaje pudo efectuarse poco a poco, puesto que la posibilidad de cambios y ramificaciones radicaba en la naturaleza misma del lenguaje y estaba favorecida por el pecado original. «La primera e imprevista escena (de la separación de los hombres) la quiso Dios; El apresuró el proceso natural, mas nada nuevo creo en Babel, sino que llevo a la conciencia de los hombres cosas existentes mucho tiempo antes. El desarrollo completo de la separación pertenece

a la historia posterior» ".

Hasta el presente no se han encontrado en la tradición babilónica testimonios directos que confirmen la verdad del relato de la confusión de lenguas. Pero tenemos noticias de torres, indudablemente templos, cuvo origen se pierde en los tiempos primitivos. Las más antiguas y famosas de estas torres estaban en Babilonia, y sus restos se han conservado hasta nuestros días; no ciertamente los restos de los edificios primitivos, sino de los que se restauraron y transformaron en épocas posteriores (por Nabucodonosor 605-562 a. Cr.); mas en las actas de construcción se hace mención del origen inmemorial del edificio v se halla siempre esta frase consagrada: la torre «debe llegar al cielo», o acompetir con el cielo». El mas famoso de estos santuarios de Babilonia es la torre Etemenanki (piedra angular del cielo y de la tierra) del templo de «Esagila»; de ella se hace mención en documentos del tercer milenario a. Cr.; su base ocupaba una extensión de 91,50 m². Es posible que la tradición bíblica de la construcción de la torre tenga que ver con las ruinas que hoy se llaman otorre babilònica» 1. Antes se indicaba como la torre bíblica a Birs Nimrud 5. situado al noroeste del campo de las ruinas babilónicas, o también las ruinas de Babil , que están al norte. - En Babilonia y otras partes del mundo debieron de existir tradiciones similares a la bíblica, como se colige de ciertas levendas paganas y judías. Trátase en ellas de una rebelión de los hombres contra Dios, de un intento de tomar el cielo por asalto (titanes); Dios los castigó, confundiendolos y desbaratando sus planes.

116. Babel s, situada a orillas del Bajo Eufrates, adquirió muy pronto importancia preponderante entre los numerosos centros de culto y civilización (fig. 18). En este aspecto se considera como «fundador» de la ciudad a Sargón I

Puede verse un estudio acerea de la la la stigación, estructura y probable destino de Birs Nimrud e Hiprocht, Insgrubungen in Assyrien und Babelonien, 175
 Kaulen, l. c. 78

Para interpretar debidamente esta expresión, vease lo dicho en la page na, nota 2.

Del hebreo balal = confundir, embrollar. La forma «Babelo esta conforme con las leyes lingüísticas ten asirio-babillonica hay formaciones análogast. En las inscripciones cunciformes asirio-babilonicas se loc Bab-Ilu, es decir, pértico o santuario de Ilu ten hebr. El Dios), divinidad que, con fel y orras, regita culto especial en Babilonia. Esta palabra Bab-Ilu pudiera ser muy bien una interpretación posterior del nombre este conforme con las reglas de la gramatica.

Biblerg, Genesis 2, 120; Thyll XVII, 105 88

<sup>\*</sup> Vease una exposición detallada, con gualados, en Kold-wey, Das sender erstehende Bahylon \* (Leipzig, 1914); #DOG num. 30 (marzo 1918); #TAO \*, 170. Véase en la lamina i e una recons-

ATAO 3, 175 38. Otros nombres autignos i Tmetica, Kaedingica, Rabella = pórtico de Dios. — Wilckler, Geschider Stadt Barylon, en AO VI, 1, 9 ss. Kaulen, l. c. 213 ss.

1.2. BAREC

(hacia 2.800 a. Cr.), personaje mitad legendario y mitad histórico. Desde esta época adquiere el dios de la ciudad de Babel predominio sobre los otros dioses, al paso que el rey somete a su cetro a los reyes del país. La idea de la hegemonía política y religiosa del mundo, con Babel por centro, debió de ser muy antigua. Vémosla por primera vez unida al héroe legendario Guilgamés, probablemente el Nemrod de la Biblia (cfr. núm. 113). El es supremo legislador,



A menticule Kast; B monticule Auran ibraki; C recinto interior, al oriente del grupo de monticulos Homeira; D recinto exterior amuralido; E monticulo de ruinas de Bâbil.

maestro de astronomía (ciencia y religión), heroe esforzado, que emprendió una expedición audaz al paraíso para conseguir la vida eterna; constructor de la ciudad en que los caldeos (astrólogos) instituyeron después un sacerdocio real que se aduenó del poder, de la ciencia y de la religión. Estos rasgos se aplican más tarde a otros reyes (jefes) importantes de Babilonia (especialmente a Nabucodonosor), los cuales se complacían en llamarse «reyes de las cuatro regiones

(nominalmente) en el Apocalibsis del N. T. — La ciudad, que, a juzgar por las piedras que se han descubierto, debió de existir va en tiempos prehistóricos y alcanzar muy pronto gran extensión, fue destruída por Senaquerib, rey de Asiria, restaurada (hacia 689) por Nabucodonosor v ampliada notablemente con magníficos edificios nuevos y con la anexión de un barrio situado a la orilla izquierda (oriental) del Eufrates. Las descripciones de todos los escritores se refieren a esta Babilonia nueva (restaurada), que no llegó a disfrutar mucho tiempo de su esplendor. Segun Herodoto 1, que la visitó por los años de 450 a. Cr., tenía forma cuadrangular, con un perímetro de 04 Km. Sus muros, de 200 codos <sup>2</sup> de altura y 50 de espesor <sup>3</sup>, estaban protegidos por 250 torres y 100 miertas de bronce. Después de edificado el palacio real (Kasr 4), el río Eufrate- dividía la ciudad en dos partes. En medio de una de ellas se levantaba el regio alcázar, con su amplio recipio fortificado: en el centro de la otra se hallaba el templo de Bel, cuya base era un cuadrado de dos estadios, o sea, de 430 m. de lado; en medio de este templo se levantaba una torre (Etemenanki, antes citada), cuya base era también un cuadrado de 210 m. de lado, con ocho terrazas de un estadio de altura. Rayan en lo fabuloso estos datos, que las nuevas investigaciones reducen a límites más modestos. Parece que el circuito de la ciudad era de 15 Km.; la anchura del campo de ruinas de 19 a 20 Km.; mas es de advertir que han desaparecido muchas huellas de la antigua grandeza 5.

117. También el origen de Nínive 6 se pierde en la noche de los tiempos. Ya hacia el 3,000 a. Cr. recibía la ciudad el nombre del rev Gudea de Lagasch (sur de Babilonia); hacia 1.800 a. Cr. se restauró el templo de la diosa Istar, cuya efigie fue prestada dos veces a Egipto en tiempo de Amarna (1400). Llegó a su grandeza v esplendor bastante tarde, cuando fué capital del reino asirio idesde 1300 poco más o menos) y superó a su rival, la antigua ciudad de Cale (Kelah) (desde Asurnasirpal, 885-860). Los modernos tienen por imposible, y las excavaciones no han confirmado, que la ciudad abarcara toda la inmensa extensión señalada por las ruinas de las ciudades arriba mencionadas (núm. 114). Las noticias de Diodoro descansan en exageraciones e invenciones más recientes. Los datos de la Sagrada Escritura acerca de la «gran ciudad» son, sin duda, de origen posterior, y se han de interpretar según el concepto y lenguaje del pueblo, para el cual todo el ámbito de las cuatro ciudades, entre las cuales descollaba Nínive, era una agran ciudad» (ciudad mundial). Por lo demás, también en las inscripciones aparece Nínive como ciudad compuesta de cuatro?. Fue destruída completamente, v para siempre, hacia 606 a. Cr., según habían predicho los profetas 8. Xenofonte vió en 401 a. Cr. las ruinas de dos ciudades abandonadas, Larissa y Mespila, situadas a orillas del Tigris, distantes una de otra cuatro millas y media. 9. Perdióse después el recuerdo de las ruinas, hasta que en 1842 comenzaron a surgir de entre los escombros, revelando al mundo los más asombrosos vestigios de antigua grandeza y esplendor 10.

La diversidad de lenguas — se cuentan hoy en día de 800 a 900, prescindiendo de los dialectos n -- aparece en la Sagrada Escritura como un castigo del orgullo humano y de la apostasía. El estudio comparado de las lenguas se ve obligado a admitir la posibilidad de una lengua primitiva única. Esto es consecuencia necesaria de la unidad de la especie humana y se explica, no sólo por la facultad de hablar, propia y exclusiva del hombre, sino también

<sup>1</sup> Hist., 1, 178-183. Cfr. Weiss, Weltgeschichte 1, 296.
2 Herodoto dice ecodos reales, tres dedos más largos que los comuneso, por tanto 0,550 m-(Cfr. num. 95).

Doble muro, con el espacio intermedio lleno de tierra. El plano (fig. 18) da una idea de la primitiva ciudad.

Acerca de los resultados de las excavaciones, v. Koldewey, l. c. 303. Nonive, en asirio Ninua. Aparece este nombre en las inscripciones egipcias hacia el 1800 a. Cr. ; significa chabitación»; según algunos, ciudad de Ninus o de Ninib. Cfr. Kaulen, 1. c. 234 s.

KB II, 117.
 Especialmente Nah. 2 y 3; Soph. 2, 13.

Mah. 3, 4.7.

"Cfr. Raulen, Assy ien. etc., 18 5...; Zehnpfund, Die Wiederentdeckung Ninives, en AO V, 3 (1903); Doller, Studien, 313

por la regularidad que se advierte en la formación de todas las lenguas. Pues la formación del lenguaje y de las raices está intimamente unida con la de los conceptos, «La lingüística ha demostrado con pruebas irrefutables, que el pensamiento humano y el lenguaje proceden de lo abstracto a lo concreto, y no de lo concreto a lo abstracto; las raíces o elementos, de que se forma una lengua, son siempre abstractos, nunca concretos; y sólo predicando de esto o de aquello los conceptos (genéricos), y localizándolos aquí o allí, se echaron los fundamentos de nuestra lengua y de nuestro pensamiento» (Max Müller). Pero aun prescindiendo de este importantísimo descubrimiento de la filosofía del lenguaie. sucede que, cuanto más adelantan los estudios históricos y comparativos de las lenguas, tanto más se van franqueando las barreras que parecían aislar las lenguas llamadas independientes. Demostrado, hace va largo tiempo, el parentesco de las lenguas indias y europeas, se ha llegado a probar en los últimos decenios la íntima conexión de las familias semiticas e indogermánicas. Pues se ha descubierto que las raíces semíticas, que se tenían por bisilábicas, proceden de raíces monosilábicas; con lo cual cae por tierra la diferencia fundamental de ambas familias y resultan numerosos puntos de comparación. Los trabajos de Bopp, Rémusat, Marsden, W. v. Humboldt, Adelung, Klaproth, Max Müller v otros, han reducido a unas pocas familias todas las lenguas del mundo. En la actualidad cada vez es más convincente la teoria de que el egipcio antiguo y otras lenguas de Africa septentrional están relacionadas con el babilonio más antiguo (sumerio semítico). De esta suerte se va reduciendo cada día mas el circuio de las supuestas lenguas independientes; y es de esperar que lenguas tenidas hov por muy aisladas lleguen a reconocerse como ramas nacidas historicamente de una unidad lingüística superior. En los últimos tiempos ha defendido denodadamente el italiano Trombetti (Bolonia) la unidad y parentesco primitivo de todas las lenguas<sup>2</sup>, iniciando una verdadera revolución en la lingüística comparada. Sus novedades coinciden en algunos ejemplos sorprendentes con los novisimos descubrimientos del estudio de las razas, entre otros, con el hecho de que las omás primitivas» de todas las razas, los bosquimanos, los wetta, los battak, los australianos, están emparentados, es decir, son una variedad de la especie homo sapiens. Pero si no se logra reducir a unidad todas las lenguas, esto se explica suficientemente por dos razones. Primero, porque mientras las lenguas no se fijan mediante la escritura es cuando mayores y más arbitrarios cambios experimentan. Ejemplo de ello tenemos en los innumerables dialectos americanos y negros y en su asombrosa variabilidad. Y como no poseemos monumentos escritos del período más antiguo e importante de la formación del lenguaje, nos faltan los primeros y más importantes anillos de la cadena de ramificaciones de la primera lengua de los hombres. En segundo lugar, nos dice explícitamente la Sagrada Escritura que la diferencia de lenguas nació, no de natural y paulatina variación de sonidos y usos lingüísticos, sino de la confusión que alcanzó a la fuente misma del lenguaje, de la confusión de ideas. No podemos, pues, pretender llegar hasta el tronco primitivo de donde las lenguas se ramificaron.

El estudio comparado de las lenguas ha tropezado con un doble fenómeno muy notable y que encierra en sí una contradicción intrínseca. A medida que desaparecen las barreras que separan extrínsecamente las lenguas, y conforme va reduciéndose el círculo de lenguas independientes, con mayor claridad se entrevé el abismo que todavía las diversifica: la separación del pensamiento, la distinta manera de ver las cosas, la diversidad de sentimientos; todo lo cual es claro indicio de la apostasía de la humanidad y de una separación espiritual y moral, consecuencia de la apostasía . La unidad primitiva del lenguaje descan-

Cfr. Müller, Semitisch und Indogermanisch I (Copenhague, 1907); Hommel, Grundriss I, 230.
En su obra Unità dell'origine del linguaggio 110041; cfr. Unschut Francfort, 1007), núm. 23.
Segun Schuchardt (Stieungsbericht der Konigl. Preuss. Akad. der Wiss. Philos distor. Klasse, XXXVII
1917), 518 ss.), está ya comprobada la unidad de origen de las lenguas (v. Antrophes. 1917-18, 359).
Cfr. Giesswein, Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft. 117 ss.; NO. 1843, 741; 1906, 435 ss.
Para las controversias modernas: Schöpfer, Bibel u. Wissenschaft. 247. — Hammerschmid (Die Sprachwerwirrung zu Babel, en ThpMS. 1898, 1 ss.), Happel (Der Turmbau zu Babel, en BZ 1, 225 ss.; 11, 337 ss.) y otros, suponen que el relato biblico no se refiere a la diversificación de las lenguas, sino a una empresa que fué causa de la separación de los pueblos semiras; en cuanto al lenguage y discurso uniformes, la Sagrada Biblia se refiere a que los hombres (descendientes de Arphaxad) quisieron abandonar su vida nómada, establecerse al oriente en el país de Senaar, y crear un gran estado (ciudad

saba en la unidad de sentimientos, y ésta, a su vez, en la humilde sumisión de todos al verdadero Dios y a su Revelación. Con la apostasía quedó abierta profunda división espiritual en la humanidad y echado el fundamento de la diversidad de lenguas. La coincidencia en el lenguaje es la base de un pueblo; y así, cuantas fueron las lenguas, nacieron otros tantos pueblos, que se diferenciaron cada día más bajo el influjo del pecado y se combatieron a muerte con miras egoístas. Vino el Redentor de los hombres, el cual suprimió estas consecuencias del pecado, congregando y aunando de nuevo, mediante el Espíritu Santo, pueblos de toda clase de lenguas en la unidad de la fe, en su Iglesia una y católica, dándoles un lenguaje único, el amor. Esto vino a expresar simbólicamente el milagro de las lenguas, acaecido el día de Pentecostés, antítesis de la confusión de lenguas de Babel. También es una bella expresión de este pensamiento la unidad de lengua de la Iglesia. A este propósito dice san Agustín: «La soberbia confundió las lenguas: la humildad de Cristo las unió de nuevo. De una lengua se hicieron muchas; no te maravilles: lo hizo el orgullo. De muchas lenguas se hizo una: no te asombres: fué cosa del amor».

#### Origen y desarrollo del paganismo

119. A pesar de su decaimiento moral, la humanidad conservaba el conocimiento y el culto del único y verdadero Dios; mas la torre de Babel y la dispersión de las gentes son el punto crítico fatal de su desarrollo religioso; es la hora del nacimiento del paganismo. El Libro de la Sabiduria (10, 5) relaciona la elección de Abraham 1 — cuya historia comienza a narrar el Génesis en el capítulo 12 — con el «comienzo de la maldad», la cual acarreó la confusión y dispersión de los pueblos. Otros lugares del Antiguo y Nuevo Testamento describen la idolatría, muy extendida ya en tiempo de Abraham en todas sus formas de apostasía, degradación, corrupción execrable, digna de castigo e indis-culpable. Este es el juicio de la Sagrada Escritura acerca del origen y desarrollo del paganismo; mas los resultados de la investigación científica están, al parecer, en desacuerdo con él. La orientación que hoy predomina en la ciencia de las religiones pretende explicar toda religión por un paulatino desarrollo del culto natural y de la creencia en las almas y en los antepasados; de la más abvecta y grosera idolatría (politeísmo) deduce, por natural proceso histórico, la fe pura en Dios (monoteísmo) 2. Esta teoría encierra un error de los más perniciosos y de peores consecuencias, y nunca será bastante impugnada con razones teológicas v científicas 3.

Acerca del origen y naturaleza de las primeras ideas no sabe más la ciencia que del origen y estado primitivo del hombre. Los comienzos de la historia, civilización y religión, no están al alcance de las investigaciones humanas. Su estudio tropieza por todas partes con hechos y situaciones que suponen cierto grado de cultura y no dan, sino que exigen una explicación de su origen. Hay, además, muchos puntos inseguros, oscuros e incompletos en la historia de las religiones de los pueblos antiguos y primitivos, como también en la de los pueblos de cultura inferior (pueblos naturales); queda, pues, ancho campo para afirmaciones generales y deducciones atrevidas, en las cuales influyen grandemente los prejuicios del investigador. Las opiniones científicas van cambiando

y torre como metrópoli del reino). Pero Dios los desconcertó, quedando desbaratado el plan que apenas habían iniciado. Cír. Hummelauer, Comm. in Gen., 301-306. En todo caso es preciso considerar el relato bíblico como tradición histórica, y no como respuesta ingenua y poética de la antigüedad (Gunkel, Genesis, 86) a ciertas preguntas que naturalmente ocurre hacer (¿de dónde la diferencia de castas? ¿por qué se dividió la humanidad?). — A. Schulz (Doppelberichte, 40 ss.) defiende la unidad de lenguas contra Gunkel.

Se puede discutir si la dependencia es solamente lógica o también temporal; cfr. BZ. III, 20 s. ¹ Se puede discutir si la dependencia es solamente lógica o también temporal; cfr. BZ. 111, 20 s. 2 Cfr., por ejemplo, Achelis, Afrisa der vergleichenden Religionswissenschaft (Leipzig, 1904. Colección «Göschen»); Lehmann, Die Anfänge der Religion w. d. Religion der primitiven Völker, en Hinneberg, Die Kultur der Gegenwart, primera parte, sección 3,1 (Berlín y Leipzig, 1906), donde se da por completamente destruida la teoria que ve en el paganismo un sistema degenerado, teoría fundada en la Biblia, desarrollada por san Agustín y defendida por la Iglesia católica y protestante. ¹ El material objetivo y literario se encuentra en la interesantisma obra del P. Schmidt (Der Ursprung der Gottesidee, tomo 1, Münster, 1912). Cfr. además Seitz, Natürliche Religionsbegründung (Ratisbona, 1914); Cathrein, Die Einheit des sittlichen Bevustseins (Friburgo, 1914); Wunderle, Das Werden des Gottesglaubens, en Kath, 1917, I, 73 ss.; Schmidt, Gedanken über die Entwicklung der Religion (MVAG XVI, 3) (Leipzig, 1911).

a medida que aumenta el caudal de hechos que descubre la investigación. A. Lang, Howitt v otros, «subvugados por la copia de noticias acerca de ideas religiosas elevadas existentes en pueblos primitivos», han llegado a admitir, al lado de los más rudimentarios orígenes de la religión y aun antes que ellos, la existencia de otro principio más elevado, cual es la fe en un ser supremo espiritual, en un Creador de todas las cosas y dador de todo bien. Respecto de las religiones del antiguo Oriente, de los arios y del Asia oriental, se ha demostrado que las ideas religiosas más elevadas y puras fueron las primitivas, las cuales fueron degenerando y empeorando en el transcurso de los tiempos. Fundándonos en los hechos comprobados hasta hoy, podemos afirmar con seguridad científica y con toda precisión: 1, que de acuerdo con antiquísimos documentos v tradiciones de los pueblos, la religión primitiva no fué el politeísmo, sino un monoteísmo puro; 2, que en la mayoría de los pueblos se advierte claramente cierta degradación progresiva; 3, que aun en los pueblos de cultura inferior (pueblos naturales, salvajes) se encuentran ideas más elevadas (monoteístas) que las contenidas en el culto de la naturaleza (fetichismo, totemismo), en el de los espíritus (animismo) y en la magia, cultos que hasta ahora se tenían por las formas más primitivas de religión. La fe en un ser supremo pertenece a los hechos primitivos de la religión; este punto es de grandísima importancia en la historia de las religiones, tanto más cuanto esta fe se encuentra relativamente pura, clara y vigorosa en los pueblos de cultura ínfima. Según esto, el desacuerdo arriba mencionado entre la Biblia y la ciencia es sólo abarente.

120. No debemos representarnos el origen de la idolatría 1 como una apostasía que sobrevino de súbito, uniforme y simultáneamente en todas partes, y tan completa, que no dejó huella de ideas elevadas y de nobles aspiraciones. «La Sagrada Escritura relaciona siempre la deformación del conocimiento primitivo de Dios con el pecado. No queriendo los hombres agradar a Dios, sino a sí mismos, su necio sentido se oscureció (Rom. 1, 21). El pecado encierra una conversión hacia las criaturas, el hombre pierde de vista su único fin, digno de él; se entibian sus ambiciones por cosas elevadas, y se inicia un movimiento retrógrado. La caída no es repentina, sino lenta y continua... Nunca pasó la humanidad inmediatamente del culto de un solo Dios al de las fuerzas y de los fenómenos naturales; primero comparó el hombre a su Dios con las cosas más hermosas y preciosas que el mundo visible ofrecía, y pronto no distinguió entre Dios y sus obras, entre el símbolo y lo simbolizado... Fué borrándose el concepto espiritual de la divinidad; la hermosura de la naturaleza atrajo las miradas de los mortales; fascinados por la belleza, se olvidaron de pensar en el autor de ella, y creyeron encontrar en las criaturas el reposo de sus ojos y aspiraciones, y tuvieron por dioses regidores del universo «al fuego o al raudo viento, al giro de las estrellas o a las aguas inmensas, al sol o a la luna» (Sap. 13, 2). Iniciado el culto a los símbolos de los dioses, era natural extenderlo a todo lo que de alguna manera estuviera unido a la divinidad o encerrase, al parecer, una fuerza divina. Los aerolitos eran, por su procedencia, algo divino. La fuerza y otras cualidades en que los animales aventajan a los hombres, hicieron sospechar que en aquéllos se escondía algún ser superior. De esta suerte en los árboles y en las aguas, en los lugares siniestros y en otros mil objetos, se creyó ver manifestaciones de un poder, frente al cual el hombre se sentía inferior y al cual procuraba tener propicio. Se descubrió, o se creyó descubrir, que algunos hombres estaban más próximos a los dioses... Sueños, diversas noticias de la vida de las almas, la meditación sobre la vida y la muerte, el recuerdo de los grandes hombres de tiempos pretéritos, en suma, todo cuanto erróneamente se ha aducido para explicar el origen de la religión, contribuyó a multiplicar los dioses y espíritus, los mitos y supersticiones. De esta suerte, la naturaleza fué poblándose de dioses y otros seres divinos, desde las divinidades estelares hasta las hadas, ondinas, duendes y fantasmas; y todos estos seres se amalgaman en prodigioso sincretismo» <sup>2</sup>. Muéstrase, pues, el politeísmo como apostasía o apartamiento del puro conocimiento de Dios en el descenso gradual del culto: del de las estrellas al de la naturaleza; de aquí a la divinización de los hombres У, finalmente, a la adoración de animales e ídolos. San Atanasio nos presenta

 $<sup>^1</sup>$  Cfr. el bien orientado artículo de Himpel acerca de la idolatría, en KL V, 816 ss.  $^2$  Pesch, Gott und Götter, 124 s.

el siguiente esquema de la degradación idolátrica: estrellas, éter, elementos, temperatura, hombres; piedras, árboles, animales; monstruos, concupiscencias, placeres. Echase de ver que la idolatría es decadencia en que lleva aneja la corrupción moral, no sólo en los hechos, sino también en las causas, como dice expresamente san Pablo (Rom. 12, ss.), al cual nadie negará conocimiento del paganismo . El sarcasmo con que Isaías y otros fustigan la locura y corrupción del paganismo no es burla barata, sino completamente justificada.

121. Al juzgar el paganismo se han de evitar dos errores. El primero consiste en creer que la idea de Dios, existente en el paganismo, no fuese sino residuo y falscamiento de la revelación primitiva o de la religión judía; el otro consiste en considerar el apartamiento de la verdadera religion como sinónimo de abandono de toda religión y de todo concepto moral. Mas esto no sólo contradice a los hechos, a los datos de la Sagrada Escritura y al concepto que del paganismo se formaron los santos Padres que lo conocieron, sino que ha sido muchas veces recnazado energicamente por la Iglesia católica (ultimamente con motivo de los errores jansenistas, en los siglos XVII y XVIII); y recientemente se ha reprobado definitivamente aquella frase pseudo-agustiniana: «aun las virtudes de los paganos son pecados, con cierto brillo exterior» . La Iglesia enseña que existe conocimiento natural de Dios y de los principios morales; la Sagrada Escritura dice que los paganos no tienen disculpa, porque no reconocieron a Dios en sus obras, y con su injusticia pusieron óbice a la verdad 4. La apostasía de la revelación primitiva fue ciertamente causa de indecible miseria espiritual; mas el conocimiento natural que acerca de Dios y de los principios morales les quedó, era un gran tesoro y facilitó a los bien dispuestos el logro de la eterna salvación . Para formar juicio acerca del paganismo y de su origen, no entra en cuenta la religion judía como tal, porque esta comenzó con la promulgación de la Lev en el Sinal y tuvo por objeto establecer un muro de separación entre Israel, heredero de las promesas mesiánicas, y los demás pueblos que habían apostatado de Dios. Para juzgar del paganismo se debe examinar el fondo de verdad que en si mismo encierra, o aplicar como norma la verdad y moralidad que, por voluntad de Dios (manifestada en la Revelación), deben poseer los hombres, «El carácter específico que distingue al paganismo de la verdadera religion es una cosa mala en sí misma (apostasía de Dios), y en este contraste piensa san Pablo cuando pinta el mundo pagano con tan negros colores. Mas aquello que los paganos tienen de común con los cristianos es bueno, como enseña la Iglesia al rechazar el error de los que afirman ser reprobable todo lo de los paganos. No hay en esto contradicción alguna, sino maneras distintas de ver una misma cosa» 6.

1 Cir. Schanz, Apologie II 3, 25; Quirmbach, Die Lehre des hl. Paulus von der Natürlichen

Cetteserkenntnis u. dem natürlichen Sittengesetz, en SthSt VII, 4 (Friburgo, 1906).

- Delitzsch, Bibel u. Babel II, 29 s. Aun cuando los babilonios, por ejemplo, dirigian sus plegarias a ala divinidad que tenta su trono más alla de todo lo terrenos, sin embargo las imágenes no eran meras representaciones del aspecto externo de sus dioses, sino más lien «piedras animadas», dioses y dioses reales, a quienes atribuían sentimientos y voluntad y de quienes se esperaban oráculos. Por eso tenían las imágenes por el más preciado tesoro del país o de la ciudad, y los conquistadores se esforzaban por apoderarse de los adioses» de los ciudades vencidas y llevarlos a la metropoli, seguros de asestar un golpe mortal a sus enemigos al privarlos de sus dioses tutelares. «La imagen de la divinidad es la divinidad en forma corporal; con la imagen podemos apoderarnos de la divinidad misma; ésta es la divinidad en forma corporat; con la imagen podemos apoderarios de la divinidad misma; esta sigue al conquistador. También puede uno aducharse de la vida y del ser de una persona y confinarla en la imagen de un hombre o animal, sabiendo servirse de la ciencia conveniente y de fórmulas mágicas» (Winckler, Der Alte Orient und die Geschichtsforschung, 92). Es difícil juzgar hasta qué punto compartian esta locura los dintelectuales de Babiénoia», pero importa poco a la substancia de nuestro asunto. Cfr. Grimmer, Unbewiesenes, 17; Scholz, Götzendienst u. Zauberwesen bei den alten Hebraern Pati beue 1885. Ratisbona, 18791.

<sup>3</sup> Daniste, Luther und Luthertum 3 (Maguncia, 1904), 384. Weiss, Apologie des Christentums I 1,

<sup>88;</sup> ss. Cfr. num. 127.

Rom. 1, 18 ss.

Estos desgraciados pueblos son dignos de lástima, pues no teda su literatura religiosa es supersenstos desgraciados puebas son dignos de lastima, pues no teda su inceraura religiosa es supers-tición y envilecimiento moral. Por el contrario, cuanto más se la estudia, tanto más se descubre entre las escorias el oro puro de una filosofia más elevada y restos de una época mejor. Encontramos en ellos la fe en un Creador del mundo y en la providencia, una moral natural, la conciencia de la responsa-bilidad y de las culpas propias, la esperanza en un ser divino que ha de libertarlos del poder demoniaco, y la convicción de la vida de ultratumba; todo ello más o menos desfigurado y sofocado por falsas y la conviction de la viad de principila, codo eno mas o menos verdadero y sono cad por la sassidadas politeístas y panteístas, pero no por eso menos verdadero en el fondo y a veces vestido con un ropaje bello y commovedoro (Kugler, Die Sternenfahrt des Gilgamesch, en Stl. LXVI [1904], 433). Ejemplos de himnos y oraciones babilónicos, los más de ellos destinados a usos mágicos. v. en Zimmern en AO VII, 3.

\* Pesch, Gott. u. Götter, 113.

122. Tienen importancia para la historia bíblica principalmente las religiones asirio-babilonica, egipcia v cananea (siro-fenicia), a las cuales suele

aludir la Sagrada Escritura.

En el Antiguo Testamento se citan, sobre todo, los nombres e imágenes de los dioses babilonios y asirios. Aunque muchas cosas son todavía oscuras, parece que la religión babilónica <sup>1</sup> era esencialmente un culto estelar, al cual iban unidas deificaciones de la naturaleza y de los hombres; pero conservaba ciertas huellas de monoteísmo primitivo y latente <sup>2</sup>. En algunas indicaciones oscuras se vislumbra un ser supremo que domina a todos los dioses, a los hombres y a la naturaleza, interviene sólo en casos extraordinarios y se relaciona con los hombres mediante los «dioses» propiamente dichos (fig. 14). Entre éstos ocupan una categoría superior la trinidad: Anu (el cielo superior), Bel (el creador, el príncipe justo de los dioses) y Ea (el mar y las aguas subterráneas: éste dispone



Fig. 19. Relieve asirio: procesión de los dioses. Londres, British Museum (según Layard). Los dioses son llevados en solemne procesión. El que va detras (a la izqui eda) con el hacha en la diestra, un haz de rayos en la izquierda y cuatro cuernos en la frente, es Ramurân (Bel); la otra divinidad no se puede precisar.

de los destinos y posec la sabiduría). Otra segunda trinidad: Sin (la luna), Samas (el sol), y Ramman (el Rimmon de la Biblia = aire). Lo que se dice del dios-sol expresa simbólicamente los efectos del astro del día; Ramman es la causa de los fenómenos naturales, los cuales llevan al hombre la convicción de su impotencia. Siguen en categoría los dioses planetarios: Ninib o Adar (Saturno), Marduc (Merodac de la Biblia, Júpiter), Nergal (Marte), Nebo (Nabu; Mercurio) e Istar (Astarté de la Biblia; Venus). Istar, como deidad femenina, está relacionada con la diosa Nana (Nanca de la Biblia, II Mach. 1, 13) y con el culto de Tammuz (Adonis de Grecia). Por lo general, a cada dios corresponde una deidad femenina; así al dios Bel, la diosa Belit (Beltis = Mylitta, diosa

rfs, 1910).

Cfr. HaaG, 226. Hehn (l. c. 76) discute la existencia de una divinidad semifica primitiva El.

Ilu, y cree que en general no se puede plantear la cuestión del monopolio de un Dios en Babel.

Cfr. Kaulen, Assyrien n. Babylonien, 216 ss.; el mismo en Kl. I, 1800; Jeremias en Haet., 234; Hebn, Die bibl. n. Babyl. Gottesidec, 5; Pesch, Der Gottesbegritt, etc., 87 ss.; Frank, Bilder n. Symbole der babylonisch-assyrischen Götter (Leipzig, 1906); Dhorme, La religion assyro-babylonienne Pa-

madre, cuvo culto, sumamente disoluto, corresponde al de Cibeles de Frigia, al de Rea de Grecia y al de bona dea de Roma). — Gran parte de las divinidades eran primitivamente dioses locales (patronos) de las ciudades, y recibieron culto en los lugares de origen, aun después de la formación del panteón. Por ejemplo. Marduc, divinidad local de Babel, adquirió poco a poco gran importancia, debido a la preeminencia de la ciudad, y se arrogó tributos y acciones de otras divinidades (por ejemplo, de Bel). En general, el desarrollo del politeísmo iba unido, interna y externamente, a la formación de los grandes estados, y traía consigo la centralización y mezcla de cultos y tradiciones originariamente locales. Así acaeció en Babilonia y Egipto; por ello resulta muy significativa la emigración de Abraham por los tiempos en que Hammurabi había creado un estado fuerte y unificado, que tenía por centro Babilonia. Entre los asirios, como resto del antiguo monoteísmo, aparece el nombre Ilu (El, quizá idéntico a Anu de los babilonios); con ese nombre se designaron después todos los dioses; los asirios adoraron también al padre de su linaje, Asur, como divinidad principal («rev de todos los dioses»), que sustituyó al dios babilonio Bel (Marduc): dieron también culto a Dagán, tal vez el Dagón de los filisteos. Adomás de los dioses propiamente dichos, la religión asirio-babilónica tenía multitud de seres buenos y malos (Igigi = espíritus del cielo y Anunaki = dioses de la tierra, del agua, de las tormentas y tempestades), personificaciones de las fuerzas naturales; se les representaba en parte como seres humanos, en parte como monstruos (dragones) y figuras fantásticas (grifos). Los dioses tuyieron altares, en los cuales se ofrecían sacrificios de animales y ofrendas de incienso, alimentos y bebidas; sus imágenes eran adoradas y llevadas en solemne procesión. En los documentos, fórmulas deprecatorias, himnos y salmos penitenciales, encuentran a menudo expresión íntima y conmovedora las ideas y los sentimientos religiosos, mas no como en los libros del Antiguo Testamento 2. De la corrupción de costumbres, derivada de la idolatría, y del arte mágico y adivinatorio (astrología), que iba unido al culto -- especialmente al de la diosa Istar —, los profetas nos hacen descripciones payorosas, que nada tienen de exageradas, pues las confirman los escritores paganos y las investigaciones modernas 3.

123. La religión egipcia, de cuvo origen y relación con la babilónica disputan todavía los sabios, «nació también de una idea más pura de Dios» (Brugsch), v ha conservado un rasgo de monoteísmo más claro que la babilónica. Consiste esencialmente en el culto de las estrellas, especialmente del sol, símbolo de la divinidad. De la diversidad de funciones que se atribuían al sol, y de la variedad de formas de adoración que recibía en las distintas comarcas y ciudades, resultó un grupo de nueve divinidades principales, que ora iban unidas y confundidas, ora se suplantaban unas a otras, según las vicisitudes políticas. Mas tenemos noticias de dos intentos de restablecer el culto monolátrico, el primero en el siglo xx a. Cr., iniciado por los sacerdotes de Tebas; el segundo en el siglo XIV a. Cr., por el rev Amenhotep IV (Amenofis, entre 1450 y 1400), el cual procedía de los sacerdotes de Heliópolis. Este rev quiso establecer en todo el país el culto de una divinidad (Aten = disco solar, en cuyo honor se puso a sí mismo el nombre de Chuen Aten) . El intento fracasó por la oposi-

1 No está demostrado que se le representase en ligura de pez, pero es muy verosímil según

Stl. LXXII (1902), 388.
5 Cir. Kath, 190, 11, 193-199.

<sup>4</sup>TAO 3, 417.

<sup>2</sup> Ejemplos en Kaulen, Assyrien, etc., 170 ss. Contra la afirmación de que elas aspiraciones ético
<sup>2</sup> Ejemplos en Kaulen, Assyrien, etc., 170 ss. Contra la afirmación de que elas aspiraciones ético
<sup>2</sup> Ejemplos en Kaulen, Assyrien, etc., 170 ss. Contra la afirmación de que elas aspiraciones ético
<sup>3</sup> Ejemplos en Kaulen, Assyrien, etc., 170 ss. Contra la afirmación de que elas aspiraciones ético
<sup>4</sup> Ejemplos en Kaulen, Assyrien, etc., 170 ss. Contra la afirmación de que elas aspiraciones ético
<sup>5</sup> Ejemplos en Kaulen, Assyrien, etc., 170 ss. Contra la afirmación de que elas aspiraciones ético
<sup>6</sup> Ejemplos en Kaulen, Assyrien, etc., 170 ss. Contra la afirmación de que elas aspiraciones ético
<sup>7</sup> Ejemplos en Kaulen, Assyrien, etc., 170 ss. Contra la afirmación de que elas aspiraciones ético
<sup>8</sup> Ejemplos en Kaulen, Assyrien, etc., 170 ss. Contra la afirmación de que elas aspiraciones etc., 170 ss. Contra la afirmación de la c religiosas de los espíritus nobles de Babilonia están en armonía con las de los israelitas» (Delitzsch, Ruckblick, 14) y de que el nivel moral de Israel no es más elevado que el de Babilonia (Bibel u. Babel II, 32 s.), cfr. Kluger, Babylon u. Christentum I, 26 ss. Los modernos panegiristas de Babel nada

bel II, 32 s.), cfr. Kluger, Babylon n. Christentum I, 26 ss. Los modernos panegiristas de Babel nada-nos dicen de las supersticiones babilónicas, del culto tenebroso practicado por magos, adivinos y exor-sistas, y de las prácticas siniestras. Cfr. Nikel, Genesis, 253.

<sup>3</sup> Cfr. Baruchi, 6; Kugler, I. c. 54 s.; Scholz, Gotzendienst, 253 s. «En ninguna parte se puede apreciar mejor lo típico y escencial del culto babilónico que en los conjuros demoníacos, en los agüeros y en su ritual. Ninguna tradición acerca de Babilonia y Asiria ha sido tan tenazmente conservad i por la antiguedad como la de las hechicertas y artes adivinatorias. El grito despectivo del (deuterol-Isafas a la hija de Babel (47, 12-13) revela cuánta importancia se daba en Babilonia y en ofros pueblos de la autigüedad a los magos y agoreroso O. Weber, Damenabeschreorung bei den Babyloniern und Assyriern, en AO VII, 4. Ungnad, Die Deutung der Zukunft bei den Babyloniern und Assyriern, en AO XI, 38.

\*\* Ejembos de frases y oraciones monoteístas, v. en Kayser-Roloff, Acgypten 3, 4 ss.; Kugler en St. LXXII (102), 388.

ción de los sacerdotes y del pueblo, los cuales se mantuvieron ficies al cuito local. Los nombres más conocidos del numeroso panteón egipcio son: Nu (mencionado raras veces), Amon, Re. Ptah, Osiris, Set. Horus, Chebre, Tot. en su mayoría nombres distintos del dies-sol; como divinidades femeninas: Nut. Isis, Hator 1, Neftys (lám. 3 a). En los mitos egipcios (de los cuales el más conocido es el de Isis v Osiris), tiene gran importancia el principio malo, en forma de la serpiente Apepi (Apopis), y el demonio Tyfon (Set) 2. También la religión egipcia está plagada de cultos demoníacos y supersticiones de todas

La doctrina moral se conservó relativamente pura por haber encontrado apovo en la creencia en la inmortalidad, en el juicio de los muertos y en la resurrección. Esa doctrina moral es también indicio de que las ideas religiosas más antiguas se aproximaban al monoteísmo. Pues precisamente las inscripciones y documentos más antiguos inculcan los deberes con la divinidad, con los hombres y con el estado, ensalzando el amor a los padres, a los niños y a Dios. Se prohibía la embriaguez, la mentira y el homicidio. El Libro de los Muertos pone estas palabras en boca del alma que se presenta ante el juez: no hice injusticia a los hombres, ni mentí; no conozco pecado, no descuidé el trabajo diario, no cometí homicidio ni adulterio, ni sustraje furtivamente, etc. 3.

Esto no obstante, ni la preconizada «sabiduría» de los egipcios, ni su moralidad, son superiores a las de otros pueblos paganos. Pues las más bellas doctrinas v reglas morales pertenecían a la doctrina secreta de las clases sacerdotales y estaban envueltas en un cúmulo de supersticiones, formulismos, magia v encantamientos 1, v el influjo que ejercían en el pueblo era escaso, o se fué perdiendo poco a poco. Prueba de ello es el haber degenerado la religión popular en culto a los animales , que aun a los paganos griegos parecía extraño y repugnante. Y aunque al principio ciertos animales eran adorados como símbolos de la divinidad o por supuestas relaciones con ella, pronto este culto degeneró en la más grosera e insensata idolatría. El culto a los animales sagrados alcanzo pleno desarrollo en el período de la decadencia de Egipto. Eran tenidos por sagrados principalmente el toro, como imagen del dios Ptah y símbolo de la fuerza; el fénix fabuloso, símbolo de Osiris; el gavilán, consagrado al dios Horus; el mandril y el ibis, al dios Tot; el cocodrilo, al dios Soba; la vaca, a Isis y Hator; el gato, a la diosa Pact (Sechet o Bast), etc.; hasta el ichneumon trata), el caballo del Nilo. la oveja, la cabra, el escarabajo 6 y otros eran contados entre los animales sagrados. El culto más popular parece haber sido el de Apis (buev) y el del gato. Al primero se le tenía por encarnación de Ptah (sol); por eso se le alojaba en el templo de Ptah en Memfis, donde era exquisitamente sustentado. La manera de exteriorizar su apetito, especialmente cuando comía de manos de sus visitantes, su andar y el proceder de los niños que jugaban delante de su santuario, eran tenidos por oráculos. La fiesta de su hallazgo se celebraba todos los años al subir el Nilo, por siete días, con danzas y procesiones; más solemne era la fiesta de su nacimiento. Pero no podía vivir más de veinticinco años?. Si para esa edad no moría, se le ahogaba en una fuente sagrada, mientras, con grandes lamentos, se iba en busca de otro. Pero si moría de muerte natural, hacía duelo todo Egipto, hasta tanto que se encontraba otro. Matar un gato era para los egipcios un crimen que se expiaba con la muerte.

Il Ilaciendo excavaciones en un templo de la XI dinastia, en Deire Bahari, el profesor Naville fraontro, en 1966, un santuario con su imagen muy bien conservada (lámina 3 b).

Su símbolo y distintivo— la cabeza de un animal desconocido— se ha discubierto en el Okapi frumiante parecido a la jirala), que aún se encuentra en las selvas vírgenes situadas entre el Nilo y et

Kayser-Roloff, 1. c. 51 ss. Erman, Die agyptische Retigion (Berlin, 1905). Wiedemann, Die Religion der alten Aegypter (Münster, 1801). Schanz, Apologie II, 149-169. Pesch, Der Gottesbegrift. 115-133. Zimmermann, Die ägyptischen Religion nach der Darstellung der Kirchenväter u. der agyptischen Denkmäler (Studien zu Geschichte u. Kultur des Altertums V. 5-6. Paderborn, 1912).

Baumgartner, Geschichte der Weltliteratur I, 99.

Or. Wiedemann, Mage und Zauberei im altem Jegypten, en AO VI, 4.

Wiedemann, Der Tierkult der alten Agypter, en AO XIV (1912), 1.

Ul escarabajo (Aleuchus sacer) era el simbolo de la resurrección, porque se creia que el macho se reproduce a si mismo, asegurándose de esta suerte vida eterna (en realidad introduce en el suele bolitas de estiércol en las cuales deposita la hembra los huevos). Cfr. Wiedemann, Religion der alter Aegypter, 155.

Período de Apis. Se creta que a la divinidad no agradaba morar en un buey viejo.

124. El culto siro-fenicio, con el que estuvieron en contacto inmediato los israelitas en Canaán, procedía esencialmente del babilónico (y egipcio); pero divinizaba más groseramente la naturaleza, y tenía un carácter siniestro de lujuria y crueldad. El dios principal era Baal (Bel. señor, dios del sol), al cual se daban renombres y figuras especiales en los distintos lugares (por ejemplo, Baal Peor: comparese Beel-zebub = Baal de las moscas, dios de los mosquitos en el Antiguo Testamento), y Baaltis (Aschera, Istar-Mylitta), divinidad femenina correspondiente. Como representantes de las fuerzas destructoras se adoraba a Moloc (dios del fuego) y a Astarte (Moloc femenino: cfr. núm. 435). Otras deidades, como Melkart (Baal de Tiro), Ildonis y Istarte de Tiro, provenían de la fusión de varios caracteres, a veces contradictorios (fuerzas naturales vivificantes y destructoras), de divinidades anteriores. Además de las siete principales divinidades, las cuales representaban los dioses de las principales ciudades (los «poderosos»), había otra (Esmun, la octava) y una multitud de dioses subordinados. Tampoco la religión fenicia era originariamente culto de la naturaleza; hubo en ella una idea más pura de Dios, la cual fué oscureciéndose, sin llegar a borrarse del todo. Temor servil a los dioses y sensualidad desenfrenada eran sus caracteres predominantes, por lo que no había pueblo civilizado que tuviese religión más repugnante y escandalosa, «Con todo, tambien esta religión es un testimonio de la imperiosa necesidad que el hombre siente de un ser v señor supremo, del cual se reconoce dependiente; de un ser en quien cifrar la esperanza, a quien acudir en busca de socorro : de un ser siempre dispuesto a satisfacer nuestros deseos y aspiraciones; capaz, en suma, de remediar todas las insuficiencias que descubrimos en nosotros mismos y en la naturaleza que nos rodea» 1.

125. De resultas de la idolatría, iba en aumento la corrupción de costumbres, aPorque los paganos, dice san Pablo, desecharon la noción de Dios, entregolos Dios a su reprobo sentido, para que hiciesen cosas que no convienen, llenos de toda iniquidad, de malicia, de fornicación, de avaricia, de maldad: llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaño, de malignidad; chismosos, murmuradores, aborrecidos de Dios, injuriadores, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, inmodestos, malévolos, sin fe, sin misericordia» 2. No era esto de admirar en una religión que divinizaba a los hombres con sus pasiones y vicios, y a la naturaleza con el abuso que de ella hace el hombre. Pero los sacrificios humanos son la señal más patente del espantoso envilecimiento moral de los gentiles. El culto de Moloc, practicado en los pueblos cananeos, estigmatizado a cada paso por la Sagrada Escritura, consistía en entregar al dios del fuego los niños, por lo general después de darles muerte, pero a menudo también vivos . Todas las religiones paganas — aun las más civilizadas — se mancharon más o menos con la abominación de los sacrificios humanos. Lo que la Sagrada Escritura echa en cara a los cananeos (moabitas, ammonitas), se tenía por lícito en Babilonia, Egipto, Cartago, Persia y aun en Grecia y Roma, en Germania, en México, y se practica aun hov en el interior del Africa y en las islas del mar del Sur 4. Mas en la religión revelada no encontramos vestigios ni restos de tamaña abominación. Lo que se ha intentado interpretar en ese sentido, es más bien prueba de la más cruda oposición al paganismo. Estos espantosos sacrificios humanos,

Rom 1, 28 ss.

Pesch. Gottesbegriff, 98 ss. Hehn, Die bibl. u. babylonische Gottesidee, 104 ss. Weiss, I. c. I, 460-485; ibid., 476 y la «tarifa de sacrificios de Marsella», que es una inscripción en que se reglamentan los sacrificios y se establece lo que en cada caso corresponde a los sacerdotes. Acerca de su relación con la Ley de Moisés, y, núm. 351.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Lev. 18, 21; 20, 2-4; Deut. 12, 31; 18, 10 y otros lugares. — Las numerosas tinajas de arcilla encontradas en las excavaciones de Taanek y Maggedo, en cuyo interior se hallaron restos de cadáveres de niños, no prueban necesariamente la práctica de sacrificios humanos en masa; es posible que se trate simplemente de sepulturas instaladas en las casas o santuarios. También la frase: «pasar por el fuego» interpretan algunos no en sentido de sacrificio, sino como una ceremonia (¿practicada en el solsticio?). Esto no obstante, la práctica de los cananeos de sacrificar hombres y niños está suficientemente atestiquada. Sólo falta averiguar si era muy frecuente. Cfr. ATAO\*, 399, y Mader, Die Menschenopter der alten Hebraer, en BSt XV (1909), 5-6, 75 ss.

'Cfr. Weiss, Apologie II, 6, 49handlung: Schonz en KL IX, 87 s., y Apologie II en la palabra "Menschenopter" del Indice de materias; Scholz, Götzendienst, en las palabras "Kinderopfer" y "Menschenopter" del Indice de materias; Scholz, Götzendienst, en las palabras "Kinderopfer" y "Menschenopter" del Indice de materias; Scholz, Götzendienst, en las palabras "Kinderopfer" y "Menschenopter" del Indice de materias; Scholz, Götzendienst, en las palabras "Kinderopfer" y "Menschenopter" del Indice de materias; Scholz, Götzendienst, en las palabras "Kinderopfer" y "Menschenopter" del Indice de materias; Scholz, Götzendienst, en las palabras "Kinderopfer" y "Menschenopter" del Indice de materias (1905) del Indice del Indice de materias (1905) del Indice del Ind

schenoplem del índice de materias.

3 El sacrificio de Abraham, la consagración del primogénito. La penetración del culto de Moloc en Israel fué debida al influjo egipcio y cananeo; siempre lo calificó la Sagrada Escritura de abominable aberración y apoctasía. Otras educilas» (como II Reg. 21, 2 ss.) se explican como excepciones que

especialmente de niños, estaban fundados en una gran verdad, a saber, que sobre la humanidad pesa una enorme culpa que sólo puede expiarse con el sacrificio completo de un ser inocente. Así reza la sentencia que proferían los druidas — sacerdotes paganos de Galia — al ofrecer un sacrificio humano: «Si la mancha de nuestro linaje pecador no se puede lavar con la sangre de un hombre, nunca se aplacará la ira de los dioses». Mas también esta verdad fué horriblemente desfigurada por influjo de Satanás, y en servicio de la ceguedad y de las pasiones humanas.

126. Bien pudo decir san Pablo que el culto a los ídolos no fué un culto a los dioses, sino al demonio. «Los sacrificios que ofrecen los paganos, a los demonios ofrecen, que no a Dios» 1. Pues, aunque la intención de muchos paganos no era de ofrecer sacrificios a los espíritus malos, con todo, a los ídolos del mundo daban culto, y a los placeres y a todos los vicios; en definitiva o propiamente, a los príncipes de este mundo, a Satanás y a sus ángeles. Escondíanse éstos tras los ídolos, no sólo comunicando su espíritu al culto pagano, sino haciéndose oir a veces desde los ídolos, y dando oráculos por medio de éstos o de sus sacerdotes, etc.; pues no todas las manifestaciones se explican por el embuste de los hombres. En esto, los santos Padres están todos de acuerdo, y la Sagrada Escritura, por lo menos en la versión oficial de la Iglesia, dice: «Todos los dioses de los paganos son espíritus malos» 2.

# ÉPOCA SEGUNDA

## Elección y grandeza del pueblo de Israel

### Desde la vocación de Abraham hasta la muerte de Salomón

(2100-929 a. Cr. aproximadamente)

127. Dios permitió que el mundo cavese en el paganismo; debían probar los hombres las manifestaciones y espantosas consecuencias del pecado a que se habían entregado, porque más dolorosamente sintiesen toda la miseria derivada del apartamiento de Dios, y más ardientemente anhelasen la venida del médico divino que podía curarles. El primer requisito para la conversión era la creencia en un Dios verdadero v en su Revelación v la esperanza en el divino Redentor prometido en el Paraíso. Mas era incapaz de ello la humanidad sumi-da en el más abyecto paganismo. Por eso creó Dios para sí un pueblo propio, escogió a Israel y confiole el depósito de la fe y esperanza, para que celosamente lo guardase como inestimable tesoro de familia en medio del mundo alejado de Dios. Y cuando en el curso de los siglos la humanidad, asustada de las terribles consecuencias del paganismo, estuviese aparejada a recibir la luz de la verdad divina, aquella fe y aquella esperanza habían de difundirse de Israel a todo el orbe, según los planes de la divina Providencia, y el tesoro de la familia israelita había de pasar a ser patrimonio de toda la humanidad. Por donde, en cada nueva selección y cada vez que se reduce el círculo de los partícipes de la Revelación, afirma Dios que ello sucede en bien de todas las gentes, para que toda la tierra sea llena de su gloria ...

De ahí que la segunda época del Antiguo Testamento nos presenta sólo la historia del pueblo escogido. Mas así como la época primera contiene en la elección y dirección de los Patriarcas el germen de la segunda, así encierra la his-

dependían de las circunstancias históricas, P. E. Mader, I. c. o7 ss.; ibid. 14 ss., un resumen de todo el material tocante a los sacrificios humanos de los pueblos vecinos a Israel y su relación con el culto

de Molec.

1 I Cor. 10, 2 8,

2 Ps. 45, 5 y I Par. 16, 26; cfr. Lev. 17, 7. La expresión hebrea 'elilim significa en este pasaje «idolos», pero puede también traducirse obagatela»; en algunos lugares se llama a los idolos «espíritus malos» (se'arim, Lev. 17, 7, o schedim, Deut. 32, 17). La traducción que damos arriba no responde, pues, al sentido del versículo, pero si a la convicción del A. T. Cfr. Scholz, Gotzendienst, 28 s.

3 Cfr. mim. 111 S., 113; Gen. 0, 27; 12, 3; 26, 4; 28, 14; Num. 14, 21; 18, 6, 3; 42, 6; 49, 6, y otros muchos lugares. Cfr. Schafer, Die Idee des Kalholizismus im AT, en Kath 1878, I, 11-146.

toria de Israel el germen que se desarrollará después más y más hasta la venida de Jesucristo, el deseado de todas las naciones 1.

## I. Elección del pueblo de Israel. Los Patriarcas

(Desde Abraham hasta Moisés)

128. El «pueblo escogido» nace con Abraham, cabeza de linaje. Los modernos tienen esto por imposible o contrario a la historia, dado que ni los pueblos suelen formarse por rapida multiplicación de un linaje, ni los linajes, por descendencia de una familia, sino por fusión de familias y de linajes; y nunca los pueblos poseen conciencia clara de su primer origen a (aunque se atribuyan padres de linaje). Mas, habiendo recibido Israel de la Providencia el encargo excepcional de ser depositario de la Revelación, natural era que conservase na memoria de su elección, de su historia y de la transmigración de sus padres, porque todo ello era negocio de mucha consideración para la historia religiosa. Además de esto, no se puede dudar que la familia y el linaje son la fuente de donde nacen los pueblos, pequeños o grandes. Cuanto a la rápida multiplicación y formación de un pueblo, clara cosa es que contribuyen grandemente a ello las fusiones con razas afines, las mezclas y anexiones de diversas clases; la Sagrada Escritura da a entender explicitamente que no faltaron estos factores en el desarrollo del pueblo israelita; baste recordar las almas (personas) que Abraham y Lot «ganaron» (adquirieron) en Harán (Gen. 12, 5); tos trescientos dieciocho esclavos armados de que Abraham disponía; las líneas colaterales de Abraham, las cuales, aunque no comprendidas en las promesas mesianicas, lo fueron cuanto a la múltiple descendencia; los matrimonios de Isaac y de Iacob con mujeres de su parentela; el refuerzo de Harán (Gen. 32, 5) v de Egipto (Gen. 12, 16-20); la turba multa que se agregó al pueblo de Dios a la salida de Egipto (Exod. 12, 38); el incremento que más tarde experimentó Israel con la población cananea. No hay, pues, razón fundada que desvirtúe la tradición de haber tenido el pueblo de Israel por cabeza a Abraham, del cuai recibio el sello de fidelidad a Dios, y vivido los años de su infancia en Isaac v Jacob, hijo v nieto de Abraham, v en los doce hijos de Jacob. Pudiera muy bien llamarse la historia de los Patriarcas, período de la infancia det pueblo escogido. Es notable este período por el admirable gobierno de Dios que en el vemos. Pero aun lo es más por la promesa del futuro Redentor, hecha por Dios a los Patriarcas y a su descendencia, y por haber sido estos Patriarcas, en multiples aspectos, figuras del Redentor, como el alba lo es del sol,

129. Solo aproximadamente puede fijarse la época en que vivió Abraham. A juzgar por los datos genealógicos (núm. 48), habría sido por los años 2250-2450 a contar desde Adán. Mas, por las razones arriba expuestas (número 90), nada adelanta con esto la cronología. Si, tomando en cuenta los datos posteriores, calculamos a la inversa, habremos de fijar su existencia entre 2160 v 1085 a. Cr. 4. Supuesta la identidad de Hammurabi con Amrafel 5, de quien

tir, Gen. 40, 10-20; 1s. 40, 0; Agg. 2, 8; Luc. 2, 3).

Asi Stade, Wellhausen, Guthe, Holzinger, Gunkel, Winckler, E. Meyer, Erbt y otros: cir. en contra Miketia, Die Entstehung des Volkes Israel, en WSt 11, 45 ss.; Eberharter, Neuere Hypathesen uber die Patriarchen, en ZKTh. 1014, 600 ss.; el mismo. Ehe und Fomilienrecht der Hebräer, en

ATA V. 1-2, 5 Es completamente erronea y opuesta a los testimonios del A. T. la opinión de que al pueblo de Ls completamente erronea y opuesta a los testamonios del A. L. la opinion de que al porto de Braham segun la carne. Con ciertas excepciones, cualquier extranjero que aceptase las crecacias israelitas y la circuncisión podía incorporarse a la descendencia de Abraham. Que así sucediese realmente ya desde los tiempos de Abraham, lo demuestra (Immuebater (Comm. in Forne 20 88.) con testimonios de la Sagrada Escritura. — Débese también rechazar, por exagerada, la opinión de los que llaman a Abraham padre de Israel, no en sentido etno-

rechazar, por exagerana, a opinion de los que naman a Autarana parte de Israei, no en sendid etno-logico, sino solo en el religioso (como patre de los creyentes, y, infra mun. 132). segun 111 Reg. 6, 4, el templo salomonico se comenzó el año 486 de la salida de Egipto, y segun Exed. 12, 40, los hebreos vivieron en este reino 430 años; añádase a esto los 200 años de los patriareas Jacob, Isaac y Abraham. Si, como supone Lindl (Cyrus, 10), el año 4 de Salomón coincide con el 10 de Hiram, rey de Tiro, y con el 657 a. Cr., el año del nacimiento de Abraham habria sido 64 2157. Opina Houtheim que el templo se edificó en 969 a. Cr. (ZKTh 1912, 55), Kugler (Von Moses Paulus, 175) que en 908; así el exodo habria ocurrido en 1440 y el nacimiento de Abraham en 2168.

La oposición de Bezeld (Die Babylon-assyr, Keilinschriften, 27, donde dice: aTodavía no se ha

se habla en Gen. 14 (cfr. núm. 143), la época de Abraham coincidiría, según cilculos antiguos de Kugler 1, con la del reinado de Hammurabi (2123-2081 untes de Cr.); pero según cálculos más recientes del mismo (1047-1005), se debe retrasar todavía un siglo. Se ha puesto en tela de juicio la historicidad de las narraciones relativas a Abraham (Isaac y Jacob); mas, para los fieles cristianos es incontrovertible, porque así lo enseña la fe — con razón se la considera como la raíz de donde se ha desarrollado la historia de la Revelación -; v hov se puede sostener con toda seguridad científica contra cualquier ataque 2. Una prueba negativa de la historicidad de Abraham la tenemos en lo arbitrario e inconsistente de las diversas teorías que se han inventado para combatirla. Según esas teorías, los Patriarcas son personificaciones de los linaies que llevaron sus nombres, acaso divinidades cananeas degradadas (heroes), o dioses estelares de origen babilónico; aunque tal vez en esos mitos se encierra un núcleo histórico que no es fácil precisar. Es inútil buscar testimonios positivos acerca de los Patriarcas en las fuentes históricas profanas; el punto de vista religioso de éstas es muy distinto del bíblico. Pero no es poco que la «ciencia», compelida por el material positivo de las inscripciones, haya admitido la «fidetidad del fondo histórico» sobre el que está construída la «levenda de los Patriarcas», y hava reconocido la personalidad histórica de Abraham o por lo menos tenga por posible su existencia. Lo que llaman «idealización» de las figuras de los Patriarcas 4, no es sino el concepto bíblico de la historia en cuanto se relaciona con la Redención, concepto que está fundado en el objeto mismo de la Sagrada Escritura, la cual realza sólo el aspecto religioso de los personajes y de los sucesos, pasando por alto o tocando sólo de soslavo la historia profana. Todos reconocen que los relatos bíblicos no ocultan las debilidades y faltas de los Patriarcas, lo cual es claro indicio de no existir en esos relatos tendencia a idealizaciones. La fidelidad de la tradición se puede también reconocer en una porción de hechos e ideas contenidos en la Biblia, los cuales no responden a estados históricos posteriores; tales ideas y hechos no pueden ser invenciones del narrador, sino anotaciones que descansan en la tradición oral o escrita 5.

#### 14. Vecación de Abraham

(Gen. 11, 27 a 12, 7)

430. Entre la multitud de paganos apartados de Dios, vivía un varón justo y virtuoso, que conservaba la fe en el Dios verdadero. A éste escogió el Señor, entre todos, para que por medio de él y su descendencia se guardase y propagase la fe y esperanza en el futuro Redentor. Llamábase

esclarecido mediante las inscripciones cuneiformes la época de Abrahamo, no ha impedido que los sabios pronuncien cada vez con más decisión por la identidad de Amrapel con Hammurabi; cfr. Dhorme, Hammurapi: Imrapel, en RB 1908, 295-226; Condamin, Abraham et Hammurapi; en Études, 1908, 485-501; ATAO 284; ZKTh 1912, 66 ss.; AO IX (1907), I. Cfr. también nun. 143. Según los cálculos precisos de King (1907), la llamada segunda dinastía babilónica es contemporánea de la primera, y Hammurabi, del siglo xx; lo cual coincide con las ultimas investigaciones de Kugler (Von Moses bis Paulus, 407 ss.)

Sternkund: und Sterndienst in Babel II, 2, fasciculo 1 (1912), 257 ss.

Cir Doller, Abraham und seine Zeit, en BZF, II (1909); Nikel, Patriarchengeschichte, ibid. V 3;
Eberharter en ZKTh 1914, 655; Dier, Genesis, 114.

Cornill tiene a Abraham epor personaje histórico en el sentido más estricto de la palabram, y el telato de su viaje a Canaán, por ehistóricamente fundados. Según Octtli (Geschichte Israels, 65), se puede considerar a Abraham como emagnitud histórica de primera categoram. Según Erbt (Die Hebraer, 14 ss.), eAbraham aparece como persona de carne y sangre, contemporáneo de Hammurabio. Lo mismo opina Wilke, War Abraham eine historische Persönlichkeit? (Leipzig, 1907). También Kittel (Geschichte des Folkes Israel I', 450) rece que por lo menos en la escena de Melquisedee aparece ante mostros, según antigua e incontestable tradición, como personaje palpable y real». Esto no obstante, todos estos escritores tienen los relatos bíblicos de los Patriarcas por leyendas que únicamente enos ofrecen material de recuerdos históricos auténticos». — La discusión de los pormenores de este estudio puede verse en Dornstetter, Abraham, en BSt VII, 1-3, y en Nikel, Genesis. 201 ss.

1 leremáns. 47402, 50.

Jeremías, ATAO³, 25b.
Por ejemplo, los matrimonios de Isaac y Jacob, que no están en armonia con la Ley (Lev. 18, 18), y con las susanzas del tiempo de Abrahamo, que explicamos más tarde en el núm. 148. — Tampoco es verosímil que una invención posterior hubiese presentado a los Patriarcas como jefes nómadas, como como colerados y a veces perseguidos. La fantasía inventa semblanzas más brillantes, como tenemos tjemplo en las leyendas judías y árabes posteriores relativas a Abraham.

Abraham !, y era de Ur de los caldeos 2 (y, el mapa del antiguo Oriente. figura 20). Su padre fué Tare, de la raza de Sem; su mujer se llamaba Sarai 3, y no tenía hijos. Abraham tenía dos hermanos, Arán y Nacor, el primero de los cuales murió tempranamente, dejando un hijo, llamado Lot, v dos hijas, Melca v Yesca. Abraham abandonó a Ur, llevando consigo a su padre Tare y a la familia de éste 4. Tomó el camino del noroeste, siguiendo la dirección del Eufrates , y se detuvo en Mesopotamia. llegando a Harán 6, donde se estableció.

No indica el Génesis las razones que indujeron a Abraham a emigrar de su patria, o más bien motivaron el mandato divino. El libro de Josué, 21, 2, dice que la idolatría había entrado en la familia de Tare 7, e Isaias, 20, 22, advierte que Abraham fué redimido por Dios, es decir, sacado de su patria idólatra. El libro de Judit, 5, 6-9, reproduce una antigua tradición judía, según la cual Abraham con los suvos (su familia en sentido estricto y los que vivían unidos a ella, servidumbre, etc.) no quiso adorar a los dioses de Caldea ni seguir las

más próxima de Abraham :

|      |       |                     | T         | ace.       |            |           |  |
|------|-------|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|--|
| Aran |       | Abram               |           | Nacor      |            |           |  |
| Lot  | Melca | Yesca<br>(2 Sarai h | (de Agar) | (de Sara)  | (d) Melcar |           |  |
|      |       |                     |           | χ          |            | Batuel    |  |
|      |       |                     | Ismael    | Isaac      | Rebeca     | Labán     |  |
|      |       |                     |           | Esaú Jacob | រើ         | ia Raquel |  |

Así se llamaba la región situada al sur de Babilonia, cuya capital Un su ha reconocido en las grandiosas ruinas antiguas de la actual Mugeir, 300 Km. al sur de Babilonia, en la ribera derecha del Eufrates (cfr. Kaulen, Assyrien, etc., 96 ss., 110). Alli se adoraba al dios lunar Sin en un antiquisimo santuario, que restauró el ultimo rey de Babilonia, Naboned, por los años 550 a. Cr. Los caldeos probablemente no son camitas; sino semitas arameos, que vivían en Babilonia ya en tiempo de Nemrod efr. 1s. 23, 13, 1udith 5, 6), con lo que está de acuerdo el no hacer mención de ellos la Sagrada Escritura (aun en tien, 22, 22) ni las inscripciones cuneiformes en parte alguna, sino al sur de Babilonia; poco a poco llegaron a tener gran influencia en esta ciudad. Sus reyes, que un tiempo reconocían la supremacía de Asiria, rigieron también los destinos de Babilonia desde Nabopolasar, 625 a. Cr. De aquí de nombre de «caldeos» que Jeremías y Habacuc dan a los bablionios, v. intra núm. 673. Kaulen, L. c. 214; Kl. III, 38 s.; Hagen en LB I, 819; Dornstetter, Abraham, 7 ss. El nombre aparece en la forma Kasdim, Kaldu v Kardu.

<sup>3</sup> Saraí significa noble, principal; más tarde se le llamó Sara, es decir, princesa, por ser madre de muchos pueblos. — Gen. 11, 29, induce a sospechar que Saraí y Yesca son una misma persona, pues parece ser que Abram y Nacor se casaron con las hijas de su hermano Arán, que era de bastante más odad que ellos. Parece, pues, según 11, 32 (cfr. 12, 11), y san Esteban lo confirma expresamente (Act. 7, 4), que Abraham salió de Harán después de la muerte de su padre, que vivió 205 años. De donde Abraham, que al salir de Harán tenía 75 años, nació el año 130 de Tare, 60 años más tarde que su

hermano Arán, Cfr. Hoberg, Genesis², 142.

4. Ur significa en caldeo ciudad. En hebreo se le dió la interpretación de fuego, luz, llama. A esto va unida una leyenda judia, según la cual Abraham fué arrojado a las llamas por negarse a tomar parte en la idolatría: pero Dios le libró milagrosamente; cfr. Gen. 15, 7; Nehem. 9, 7; Iudith 5, 6-9; Fl. Josefo, Ant. 1, 7, v. 1; san Agustín, De Civ. Dei. 16, 13; alúdese también a ella en la recomendación del alma: sicut liberasti Ab;aham de Ur Chaldeorum. — Ur era realmente el lugar principal del culto del dios lunar (Sin) y por lo mismo muy poco apropiado para la Revelación. Lo mismo se puede decir de Harán, donde se daha culto a la misma divinidad. Parece ser que Abraham indujo a su padre a que saliera de Ur, y que luego por amor a éste se quedó en Harán. No hay fundamento ninguno para suponer que la salida de Abraham fuese motivada por una ereforma religiosa» que introdujera Hammurabi para dar culto preferente al dios de la primavera, Marduc. Tampoco nos da indicios la Sagrada Escritura de alguna comigración» o cinvasión bélica», si bien no debió de ser exiguo el acom-Sagrada Escritura de alguna comigraciono o anivasion bencas, si men no deolo de sel estiguo el actor-pañamiento que Abraham llevara consigo de Harán, y según el cap. 14, no carecía este Patriarca de los medios necesarios para defender sus bienes y los de sus aliados.

Con sus rebaños no podían ir directamente hacia el oeste, porque hubieran tenido que audar per

Con sus rebaños no podian ir directamente hacia el oeste, porque huberan tenido qui andar per el yermo y desolador desierto de Siria más de 1.100 Km. (cfr. ZDPY 1900, 1 88.), mientras que de Harán (que está en el alto Eufcates) a Canaán sólo tocaban el borde septentrional del desierto.

""" (im. 11, 3) 8. Harán, en griego Caribae" (Carras), ciudad de la alta Mesopotania (hebr. Aram nabaráim), situada en la gran vía comercial que unía el Mediterráneo con el golfo Pérsico (cfr. Dornstein). totter, Abraham, 14 88-), más de 1.100 Km. al noroeste de Ur, unos 60 Km. al sur de Edesa, 110 Km. al

oriente del Eufrates, eclebre por la derrota del general Craso (53 a. Cr.).

Oviestros padres, Tars padre de Abraham y de Nacor, habitacon a la otra parte del mo (Eufrates) y sirvieron a dioses ajenos; mas yo saqué a vuestro padre Abraham de los confines de Mesopotamia y le conduje a la tierra de Canacino (16s. 24, 2 s.). Encontramos en el Gênesis varios ejemplos de prácticas idolátricas, o por lo menos de supersticiones abominables, en la parentela de Abraham:

Gen. 31, 10; 35, 2; v. infra núm. 183.

<sup>1</sup> Abrâne, es decir, apadre excelsor; más tarde le llamó el Señor Dirálnou, qualre de multitudo. El nombre Abram consta en las inscripciones cunciformes en la forma Abramu = «Mi Padre (es decir, Dios) es excelson o «Padre del excelson (también Aburama); también Sarai, Nacor, Yakub-ilu v Yaschuhilu se encuentran en babilonio. Cfr. Dornstetter, I. c. 188; Nikel, I. c. 211 s.; RB 1908, 205 ss.
Para mejor comprensión de esto y de lo que sigue, damos aquí la tabla genealógica de la parentela



Fig. 20. -- Mapa del antiguo Oriente

costumbres de sus padres, adoradores de una multitud de idoles, sino que daba culto al único Dios verdadero del cielo. Su emigración a Canaán significaba, sin duda, alejamiento del dominio directo babilonico. Y aunque tampoco en la nueva patria encontró «temor de Dios» (Gen. 20, 11), sino toda clase de abominaciones idolátricas, el peligro de contagio no era tan grande para el extranjero y su familia como en la casa paterna, en medio de su parentela. La Sagrada Biblia nos pinta a Abraham como un fiel adorador y amigo del verdadero Dios, a quien el Señor iba disponiendo poco a poco para que fuese padre de todos los creventes; lo cual es claro indicio de que aun no se habían borrado del todo la idea y el culto del verdadero Dios, y de que la Revelación buscaba un punto de apovo en los restos aun existentes de la verdadera fe y de las tradiciones primitivas, haciendo de Abraham un nuevo principio de la historia de la Redención 1. Ignoramos cómo pudieron conservarse y transmitirse los restos de tradiciones monoteístas en medio del politeísmo, que tanto se había difundido y tan profundas raíces había echado mucho antes de los tiempos de Hammurabi, Hay un hecho comprobado por la historia de las religiones, que demuestra la posibilidad de la conservación y transmisión: las ideas, tradiciones y prácticas primitivas se conservan largo tiempo y tenazmente en las naciones o en sectores de ellas, aun cuando las haya olvidado tiempo ha la religión oficial (la única que conocemos, aunque imperfectamente, por los documentes babilónicos). Ahora bien, si se comprueba (en lo esencial) que la antigua religión babilónica había conservado cierto fondo monoteísta to por lo menos henoteísta y monolátrico), y que va antes de Hammurabi se sintieron fuertes corrientes monoteístas, especialmente en los lugares donde dominaba el culto lunar 2 (Ur, Harán); y si además se tiene en cuenta que aun no había desaparecido del todo en Canaán la fe pura en Dios, como lo prueba el ejemplo de Melquisedec (cfr. núm. 114), tenemos por el lado religioso los postulados naturales que nos hacen comprensible la siguiente historia de Abraham.

**131.** Dijo Dios a Abraham: «Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. Y yo te haré cabeza de una nación grande, y bendecirte he, y ensalzaré tu nombre, y tú serás bendito. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra».

Duro en verdad fué el mandato que recibiera Abraham; más duro aún por la enumeración de los bienes que el precepto divino le obligaba a renunciar. Por eso se apresura Dios a declarar el significado y la recompensa de tamaño sacrificio. Debía entregarse Abraham sin reserva a Dios y a su dirección, porque Dios se sirviera de él para sus fines altísimos y le confiase en cierto modo todos sus bienes, y aun a sí mismo, en pro de la humanidad. Siempre recompensa Dios con largueza cualquier sacrificio.

Abraham es llamado a ser cabeza del linaje del pueblo escogido, del pueblo encargado de guardar la verdadera fe y las promesas; por uno de sus descendientes, por el Redentor prometido en el Paraíso, serán bendecidas y recibirán la salud todas las naciones de la tierra. Con esto repite Dios la consoladora promesa del Redentor dada en el Paraíso y renovada después del diluvio, pero

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Son de notar los siguientes nombres de Dios, característicos en la historia de Abraham: El tel excelso, el poderosol, El-Olám (el Dios de los tiempos primitivos o del mundo), El-Schaddái (el Todopoderosol, El-Elyón (el Alfisimo) = Creador del cielo y de la tierra (por boca de Melquisedec, Gen. 14, 19). Estos nombres no han podido inventarse o elaborarse posteriormente, sino indudablemente descansan en suna tradición histórica», y dusde el punto de vista de la historia de las religiones mertecen ser muy escrupulosamente apreciados (Baentsch). Cfr. Hehn, Die bibl. und babyl. Gottesidec. 250 88.4

Nikel en BZF V, 130.

<sup>2</sup> Para estudiar esta cuestión tan debatida, efr. Nikel, Genesis und Keilschrift. 224 ss., y BZF I, 9 ss. Es exagerado afirmar que dos espritus libres y cultos de Babilonia predicasen que todos los dioses fueran una cosa en Marduc, dios de la luzo tefr. Delitzsch, Babel und Bibel II, 401; pero también es completamente infundado admirir que en la religión más antigua de la patria de los hebreos se adviertan huellas de animismo, totemismo, fetichismo y culto de los antepasados. En manera alguna se puede admitir que el monote/smo bíblico œsté tomados de Babilonia, aun cuando se llegue a demostrar que la palabra Yahve (com más propiedad una forma primitiva del misma, Vah o Vacur aparece en nombres propios y en documentos babilónicos de 2500 a. Cr., pues esto nada nos divía de la neción que el primitivo Israel tenía de Dios. — La proposición de Jeremias (ATAO<sup>2</sup>, 260); al.a religión de barael empalmó con las ideas existentes en sentido progresivo-reformistan, puede entenderse ae-ptablemente, y quien así opina está más en le cierto que cuantos niegan toda relación y dependencia natural y von en Abraham un principio absolutamente nuevo del reino de Dios (Konig, Geschichte des Gottes-reiches, 54 ss.).

de manera más concreta y terminante. Pues mientras allá se designa al Redentor como descendiente de Eva y de Sem, aqui se le hace descendiente de Abraham, con exclusión de todos los demás pueblos 1. Esta es la tercera gran promesa mesiánica, llamada promesa patriarcal. Le fué repetida todavía a este Patriarca, cuando acogió en su casa a los extranieros antes de la destrucción de Sodoma; más tarde, con especial solemnidad, después del sacrificio de Isaac; v lo fué finalmente también a Isaac v a Jacob 2. Y todas las veces la promesa encierra tres puntos: 1) selección de un linaje para pueblo de Dios; 2) afirmarión de que esto se hace en bien de todas las naciones; 3) alusión a un hijo de Abraham, mediante el cual se ha de realizar un día la salvación. La promesa mesiánica va acompañada de otra: la promesa de la tierra de Canaán; este país, santificado por las peregrinaciones de los Patriarcas!, había de ser ceatro de las divinas revelaciones y del desenvolvimiento del pueblo de Dios; de la vida, pasión y glorificación del divino Redentor y del establecimiento de la iglesia 5.

132. Obedeciendo a la orden divina, tomó Abraham a su mujer Saray; a Lot, hijo de su hermano; todos los bienes que poseían y las almas tes decir, los siervos y esclavos) que habían adquirido en Harán. Setenta cinco años tenía Abraham cuando dejó Harán . Llegados a Canaán, atravesaron este país hasta el lugar que se llamaba Siquem 7. Allí se le apareció de nuevo el Señor, y le dijo: «Mira, esta tierra la daré a tu des-Sendencia». Lleno de agradecimiento, «crigió allí mismo Abraham un altar al Señor», para ofrecer un sacrificio y dejar a la posteridad un mocumento visible de la divina bondad 🦫

Sin reserva y con inquebrantable fidelidad obedeció Abraham al llamamiento voluntad de Dios. Durante toda su vida conservó este espíritu aun en medio de las más duras pruebas, «Por la fe obedeció Abraham a Dios, partiendo al pars que debía recibir en herencia; y se puso en camino, ignorando a dónde iba. Per la fe vivió en la tierra que se le había prometido, como en tierra extraña, labitando en cabañas; y porque tenía puesta la mira en aquella ciudad de sóliles fundamentos, cuvo arquitecto y fundador es el mismo Dios» . Cuando le fue prometido un hijo «crevó, contra toda esperanza, en la esperanza de llegar r ser padre de muchas gentes» 19; y cuando Dios le exigió el sacrificio de este hijo de la promesa, de esta prenda de su esperanza, «ofreció a Isaac; sacrificó a su unigénito..., pensando que Dios podría resucitarle después de muerto» 11. Por eso le confirmó Dios las promesas, hízolo modelo resplandeciente de fe y de abnegación para el pueblo de Israel y para todos los tiempos, y padre no sólo del pueblo escogido, sino también del espiritual, de todos los creventes 12. Los profetas y el mismo Jesucristo señalan a Abraham como verdadero modelo del pueblos de Dios 13. Más aún, en un sentido superior es padre y modelo de todos los creventes de la Nueva Alianza. Tan fija tenía la mirada en el futuro Redentor, que Jesucristo llegó a decir a los judíos : «Abraham, vuestro padre, exultó per ver este día mío; viólo v se alegrón 14; v al convertirse Zaqueo, exclamó Jesus: «Hoy ha sido día de salvación para esta casa, porque también éste es -ahora verdaderamente) hijo de Abrahamo 15; y san Pablo dice: «No todos los que descienden de Abraham pueden, por eso, flamarse hijos suvos (y de Dios), sino solamnte los hijos de la promesan 16; y en otro lugar: «los que abrazan la to son hijos de Abraham... y benditos en el fiel Abrahamo 17.

Cir. Gen. 18, 181, 22, 43, 28, 24, 28, 14.
Cir. Gen. 18, 181, 22, 43, 28, 14.
Cir. Gel. 3, 8-14; Act. 3, 25; Matth. 1, 1.

Murches lugares factor tendes en gran respeto y veneración entre los descendientes de los Patriarcos por las apariciones y favores que éstos recibieron de Dios durante sus peregrinaciones, por los altares que erajeron y por otros muchos hechos que manifiestan el cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes descendientes de los caracteristas de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que fa estable admende la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que fa estable admende la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que fa estable admende la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que fa estable admende la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que constante que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence de la cuidado que Dios tuvo de ellos fuentes que consequence de la cuidado que Dios fuentes que consequence de la cuidado que Dios fuentes que consequence de la cuidado que mientras duró la vida nomada.

Cfr. Gen. 12, 7; 13, 12-18; 15, 12-21; 26, 3 s.; 28, 13 s.; 55, 12; 46, 3 s.; 48, 4-21 s.; 50, 23; f. s.d. 23, 31 ss.; 33, 1 s.; 34, 11-10, etc. Cfr. Reinke, Beitrage I, 201, etc., accrea del derecho de los staelitas a Canaán.

La distancia de Harán a Siguem es de unos 750 Km

Ch. Dornstetter, Abraham, 21 ss.

<sup>12, 47. &</sup>quot;Hebr. 11, 8-10"
Rom. 4, 18. "Hebr. 11, 17 \* Rom. 4, 11, Eccli. 44, 5 . .
18. 51, 1 8. Ezech 33, 24. Indith. 8, 22. U Mack. 2, 51 \* Matth. 3, 9; 8, 11; bann. 8, 31. [Foun. 8, 50. "Luc. 19, 9. "Rom. 9, 7. "Gal. 3, 7 ss.

133. Palestina 1 es una parte de la Siria actual. Es la región comprendic entre los grados 31 y 33 de latitud norte; extiéndese de norte a sur, desde monte Líbano hasta los desiertos de Egipto y de Arabia Pétrea, 240 Km. apre ximadamente : v de occidente a oriente, desde el Mediterráneo hasta el desiert de Siria, al otro lado del Tordán, en una anchura media de 150 Km. (fig. 21 Tiene, por tanto, de superficie 30.000 Km<sup>2</sup> 2. La geología divide este país e cuatro zonas, cada una de las cuales tiene sus caracteres climatológicos, vege tales animales y económicos: la llanura de la costa de levante. los montes ciiordánicos, el valle del Iordán y las montañas de Transjordania al oriente.

La planicie del litoral, que en suave pendiente asciende hacia la región mor tañosa, tiene una anchura media de dos millas — en el sur hasta cinco es muy fértil en los terrenos de cultivo. La zona septentrional, desde el mont Carmelo hasta Joppe, unos 60 Km. de longitud, recibe el nombre de llanura d Sarón La meridional, al oeste de la tribu de Judá, tiene casi la misma la gura, pero es mucho más ancha; se denomina Sefela, que significa tierras ba jas \*. En esa región vivían los filisteos, con los cuales estuvieron los hebreos e



Fig. 21 - Configuración vertical de Palestica a 31º 45' de latitud N.

lucha durante siglos. La cuenca cerrada entre las cordilleras de ambos lados de Jordán comunica por la parte superior con el fértil valle situado entre el Líban y el Antilíbano (Celesiria, que quiere decir Siria excavada). Sus límites son por el norte las fuentes del Jordán, y por el sur el mar Muerto; alcanza un longitud de 450 Km., de los cuales 260 pertenecen a Palestina. El valle de Jordán, dilatado y profundo, está en su mayor parte bajo el nivel del mar Formose al principio del período diluvial por hundimiento de la meseta primi tiva, y constituve la depresión continental más baja de la tierra (cfr. núm. 141) Una de las fuentes principales del Jordán, la de Banias, está a 380 m. de alti tud % v el lago de Merom, 22 Km. al sur, está sólo a 83 m, sobre el mar. Ya e lago de Genesaret, 18 Km. y medio al sur del Merom, señala 191 m. bajo e nivel del mar. Desciende nuevamente el valle del Jordán (con el nombre de Ghor, que quiere decir hondonada) más de 200 m., hasta llegar al mar Muerto cavo nivel está 392 m. más bajo que el Mediterráneo, del cual dista 74 Km. A sur del mar Muerto se eleva poco a poco el valle (con el nombre de Araba, que significa estepa), hasta alcanzar a los 110 Km. la altitud de 240 m., para des

Forschungen in den Niederungen des Stammes Juda, en HL 1867 ss.; 1871-74; 1876, 109 ss.

En hebrec Peleschet = Philistaea, tierra de los filisteos; este era primitivamente el numbro de llioral habitado por los filistros (1s. 14, 29-31), pero en la epoca griega (Herodoto) pasó a todo el pass Mes antiguo es el nombre de apaís de Canaam, cayo significado todavía se discute; aparece por primera vez en las cartas de Amarna (1450-1370 a. Cr.) y en las inscripciones egipcias de la XIX dinastit (1315-1200) en la forma Kinachi o Kna'um; les egipcies le llantaban Receu (superior). El prime decumento (babiléodico) que hace mención de él le designa con los nombres de Mar-tu y también Ma acharri e país del Occidente, o Amarcu e país de los amoritus; puede demostrarse que ya para e tiempo de Sargón I (2775 a. Cr.a se le daban estos nombres. Llámase también tierra pronetida o de promisión, porque Dios prometio reiteradamente a los Patriarcas que se la daria a sus descendientes promision, porque toos prometto retteradamente a los l'atriarcas que se la daria a sus descendirate y Tierro. Sonta por laber sido teatro principal de la Revelación en la Antigua Alianza, y sobre tode de la vida, pasión y muerte del divino Redentor Jesucristo y país de sus apóstoles. — Para estudiar la prehistoria y protohistoria del país y de sus habitantes, etc. Dornstetter, Abraham, en BSt VII, fas (cíulo 1-3, 1002), 130 ss.; Prochesch, Die Telleer Althyladistinas (Das Land der Bibel I, 2; Leipzig, 1044). Karge, Rephaim, die congretalishine Kultur Palastinas und Phoniziens (Paderborn, 1908); un resume: muy concisso en Kalt, Ribl. Archaelogie, 88 1 y 4.

Igual extensión poro más o menos que los Estados de Baden y Wurtt-mberg, que juntos tie en unos 4 millones de habitantes, o que Bélgien, con unos 7 millones.

(Gr. III. 1873, 100. Extiendese el nerte más alla del monte Carmelo hasta Tiro (ellanura de Akkas)

<sup>177 - : 1877;</sup> Range, Die Küstenebene Pulastinas (Berlin, 1922). 11 nacimiento del Hasbani, aduente del Jordán, está 22 Km. al norte, casi a 2 Km. de Hasb ya al pie del Gran Hermon, a 520 m. de altitud.

cender luego hasta el mar Rojo. El clima de la depresión del Jordán es casi tropical 1.

- 134. Además de estas zonas de tierra baja (marítima y fluviai), que se extienden de norte a sur, hay otras dos: la llanura de Zabulón, llamada Asoquis por griegos y romanos y el Buttauf en la actualidad, la cual se extiende desde el lago de Genesaret hacia las cercanías de Akka; la otra es la gran llanura, llamada también valle de Jezrael (o de Esdrelón) y campos de Mageddo, por la proximidad de estas ciudades (ahora se le llama Merdsch-ibn-Amer pradera del hijo de Amer). Esta segunda planicie tiene forma casi triangular; la base está al norte, tiene una longitud de 35 km. desde el Tabor hasta la bahía de Akka ; el vértice del triángulo está en Genin, unas cuatro millas al sur del Tabor. El lado occidental del triángulo sigue la dirección de la vertiente nóroeste del monte Carmelo y de su prolongación hacia el sudeste; el lado oriental pasa por Jezrael, y tocando las laderas de los montes de Gelbe llega hasta el Pequeño Hermón y el Tabor. Esta región tiene 120-150 m. de latitud, está regada por el Cisón y es feracísima. Desde los días de los jueces fue teatro de muchos y rudos combates.
- Las dos cordilleras paralelas que flanquean el Jordan i están surcadas nor numerosos barrancos y ofrecen muy variada configuración. Las montañas cisjordánicas eran propiamente el asiento del pueblo de Dios. Allí moraban nueve y media de las tribus, y allí estaban las ciudades más importantes y los lugares más famosos. Viniendo de la costa, la ascensión es, por lo general, muy suave, mientras que la pendiente al valle del Jordán es rápida y presenta una larga cadena de rocas aisladas y asperas gargantas. La parte septentrional de la cordillera hasta la gran llanura de Jezrael o de Esdrelón, al oriente del Carmelo, se llamó montañas de Nejtali, en la región que más tarde fué Galilea; la parte central, en Samaria, recibió el nombre de montañas de Efrain; la parte meridional, montañas de Judá 4. Son sus más célebres cumbres: el Gran Hermón, frente al Líbano, los montes de Gelboe, las alturas de Hebal y Garizim y el monte Olivete. — La cordillera transjordánica es de origen volcánico en la región norte. La región central, al sur del lago de Genesaret hasta el río Arnón, se denominó montañas de Galaad, y se distinguía por sus pastos y bosques; allí habitaron más tarde las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. En tiempo de Jesucristo llamóse esta región Perea (es decir, la ulterior). Al sur de ella, en la ribera oriental del mar Muerto, estaban las montañas de Moab con sus fertiles campiñas 6.
- 136. El clima de Palestina es muy variado por causa de la diferencia de aditudes, pero en general es muy sano. Hay dos estaciones: la seca y la lluviosa. A fin de octubre comienza la estación de las lluvias, con algunas tormentas (lluvia temprana) es el momento de comenzar el cultivo del campo. No llueve sin interrupción, sino que los días de lluvia (viento sur y oeste) alternan con días serenos (viento norte y noroeste). Noviembre tiene algo de fin de estío ; la naturaleza está del todo adormecida. Diciembre es tormentoso, y al terminar

Ur. III. 1873, 17. — Este país al arcaba, por tento, en un espacio reladyamente pequeño las propiedades y caracteres de todas las zonas: cumbres acvadas en el Libano, ardores tropicales en la depresión del Jordán. Cfr. Schwöbel, Die Landesnatur Palastinas (Leipzig, 1914); Forck, Moderne Bibel-Dagen, 174 88, 130 m. Lund der Bibel im Likhte des allen Orientso).

La flautra de Alcha se une con la llamura de Esdreien por el valle del Cisón, y se prolonga hacia el 2004, estrechándose cada vez más, hasta las estribaciones de Nacura, entre Akka y Tiro.
Enlazanse estas confilleras con las del Libano, que abacza en el Machanal la altura de 3054 m.,

Erdazanse estas corálleras con las del Libano, que abacza en el Machmal la altura de 3051 m., 2 con las del Antilibano, que en el Gran Hermón llega a los 2800 m.; la occidental tiene una altitudad de 300 m., con montañas que alcanzan de 500 a 1000 n.; la de allende el Jordán es notablemente fotos elevada, 1000-1300 m. por técnino medio, y en Hauran llega a les 1700 m.

Prolóngase hacia el sus por las montañas occidentales del Araboh (Azazimath, cir. inira núm. 350),

Profongase hacia el sur por las montañas occidentales del Arabah "Azazimath, dr. infra núm. 350). la cuales a su vez se calazan con las de la Península de Sinai, donde el macizo sinaítico llega a la altura de 2650 m.

En Basan, desde el Libano basta el Hieromax, que afluye al Jordán per el criente, 7 % Km. al sur del lago de Genesaret. En tiempo de Jesucristo se llaciaban aquellas regiones Gaulanitis, Iturca, Traconitis y Hauranitis.

Todavia más al sur, al oriente de Arabah, se extendían hasta el mar Reje las montañas de Seir, asiento de los descendientes de Esan, los idumeos; en la proximidad de Petra, capital de Idumea, está monte Hor (1329 m.), donde fué enteriado Aarón, hermano de Moises (Num. 20, 22; efr. núm. 373). Klein, Das Khma Palastinas ant Grund der arten hebr. Quellen, en ZDPV XXXVII, 1; XXXIII, 107 ss.; Schwöbel, l. c. 22 ss.

Se llamaba lluvia temprana, porque cata al comienzo del año civil, lingo de la estación seca. Ctr. HL 1858, 57.

arrecia a veces el frio, especialmente en las montañas <sup>1</sup>. Los meses de enero y febrero son verdaderamente invernales, tempestuosos, lluviosos y fríos; los montes se cubren de nieve, sobre todo en enero. En mayo y abril viene la alluvia tardían <sup>2</sup>. Con el mes de mayo empieza regularmente la sequía, y el cielo aparece de ordinario despejado <sup>3</sup>. A mediados de verano la atmósfera es asombrosamente clara y transparente, por lo que la luna y las estrellas brillan en la noche con admirable resplandor. La época de la cosecha varía según las altitudes; la recolección de cercales suele coincidir con la primera quincena de mayo; en el valle del Jordán se adelanta a fines de abril o principios de mayo. Pasada la recolección, pierde la naturaleza su frescor y hermosura, excepto en aquellos parajes donde hay agua abundante para riego. Mas el rocío compensa en cierto modo la falta de lluvia

437. Por su fertilidad llamóse Canaán atierra que mana leche y mielo 4; y en verdad, su posición geográfica y las condiciones físicas de la superficie la hacen apta para producir en abundancia los más variados frutos. Apenas existe otro país que en tan reducido espacio ofrezca tan asombrosa riqueza de especies. Aquí están representadas las zonas vegetales más diversas de nuestro pianeta.



Fig. 22.—Rama de granado, a. feuto; b. corto transversal superior; c. corte transversal inferior.



Fig. 23. — Rama do olivo.

ir iruto; corte longitudinal.

En las llanuras de la costa y en la vertiente occidental de las cordilleras domina la flora del Mediterráneo, mientras que en la ladera oriental y en el sur abunda la vegetación de las estepas orientales; el Líbano ostenta la flora alpina, y el valle del Jordán se adorna con las flores de India y Nubia. Higueras y granados, vides y otros frutales, olivos y almendros proporcionaban pingüe ganancia. Anádase a esto el tesoro de sus plantas aromáticas: mirra, ácoro, casia, azafrán, bálsamo, incienso, etc. En alta estima eran tenidos, tanto por su belleza como por su utilidad, el falso plátano o arce, el ciprós, el terebinto, la acacia, la palmera y el cedro del Líbano. En Jericó prosperaban hermosos rosales y plantas balsámicas, caña de azúcar, añil, algodón letc. A la riqueza de sus flores debe el país la cantidad de miel. Parece que nunca fué rico en bosques el país cisjordánico; en cambio son famosas en el Antiguo Testamento las selvas del

Si la Iluvia tardia es escasa o falla del todo, puede venir el hambre.

Por eso pide Samuel a Dies, como prodigio manifiesto, truenos y lluvia en la época de la recolección del trigo (I Reg. 12, 17).

<sup>1 (</sup>fr. lerem. 36, 9-22 55.

<sup>\*</sup> Exod. 3, 8, etc. Por eso pudo decir Maises al pueble; elli senor, tu Dies, le introducira en esa tierra buena, llena de arroyos y de estanques y de fuentes; ... tierra de trigo y cebada y de viñas, en la que macen higueras y granados y olivos; tierra de accite y de miel, donde sin escasez ninguna comerás el pan y gozarás en abundancia de todos los bienes; cuyas piedras son hierro (tierra que ofrece mineral de hierro en abundancia) y de cuyos montes se sacan los metales de cobre (Deut. 8, 7 ss.; cfr. 11, 9; 32, 13 s.).

<sup>5</sup> Cfr. infra num 103. HL 1870, 143.

Acerca de la influencia de les bosques, cfr. ZDPV 1885, 101. Acerca del cambio de clima, ibid. 1902, 97 88.

Libano, del Haurán v del Carmelo. Por su fertilidad natural pudo alimentar este país en tiempo de David y Salomón una población de cinco millones, y exportar todavía en abundancia sus productos. Lo mismo sucedía en tiempo de lesucristo y aun en la Edad Media, hasta que bajo la dominación turca perdió aquella prosperidad, de suerte que actualmente sólo mantiene a 650,000 habitantes (26 por Km². Compárese con Alemania y Bélgica, cuyas densidades son 104 v 234 por Km²). Esto no obstante, la tierra cultivada conserva todavía su pristina fertilidad 1.

Había, pues, Dios deparado al pueblo hebreo una tierra que parecía hecha de intento para su elevado destino, una tierra situada en medio del mundo antiguo, donde Israel podía estar en constante relación con los grandes imperios orientales, y desde la cual los mensajeros de la fe podían derramarse con facilidad, en la plenitud de los tiempos, por todas las partes del mundo 2; al mismo tiempo, un país tan aislado , que no hubiera sido difícil a los israelitas librarse del paganismo v su pernicioso influjo; un país tan rico, que Israel podía satisfacer todas sus más diversas exigencias sin depender del extranjero; un país, en fin, variadamente estructurado, sano; idóneo, en suma, para desarrollar las facultades corporales y espirituales de la nación escogida.

#### Amor a la paz v desinterés de Abraham

(Gen. 12, S-13, 18)

138. Partiendo de Siquem hacia el sur, «llegó Abraham a un monte que miraba al oriente de Betel ; allí tendió su pabellón y erigió al Señor un altar e invocó su nombre». Pero sobrevino el hambre y se vió en la precisión de bajar a Egipto, donde corrieron peligro su vida y la honra de Sarai. Conocedor Abraham del estado moral de Egipto, pensó librarse de ese doble peligro, diciendo que Sarai (que no tenía hijos) era su hermana. Mas, como le fuese quitada Sarai a causa de su hermosura y llevada al palacio de Faraón, castigó Dios a éste y a su Corte (con enfermedades y desgracias). Por fin supo Faraón que Sarai era mujer de Abraham y se la devolvió. Y Abraham, protegido visiblemente por Dios, regresó a Canaán, más poderoso v rico que había salido .

No está exenta de culpa la conducta de Abraham, pero las circunstancias la hacen comprensible y en parte disculpable. Porque con verdad podía decir Abraham que Sara era «hermana» suya, esto es, pariente próxima; tal vez le dió ese nombre en la acepción egipcia de «amada» . Pero sin duda sabía Abraham que los faraones se atribuían el derecho de apoderarse a su capricho de toda mujer; en este caso, al marido amenazaba la muerte, no así al «hermanon, a quien se indemnizaba. Si salvaba su vida pasando ante los egipcios por hermano de Sara, podría también cuidar de la honra y vida de su mujer-

<sup>1</sup> Cfc. Wimmer, Palastinas Beden mit seiner Pflanzen- und Tierwelt (Colonia, 1902: en 166); Killermann, Die Blumen des Heiligen Landes (Leipzig, 1915); Koppler, Wanderjah.ten und Wallfahr-

Esternam, Die Finner des Frenços sames de la production de la fire parts (Fiburgo, 1622).

Este pars se halla casi en el centro del mundo actiguo; está unido con Europa y norte de Africa por el Mediterráneo; con Egipto, Nubia, Abisinia, con el interior de Africa, con Arabia e India, por las ruras de las caravanas que atravesaban el istmo de Suez, y por el mar Rojo; con el interior de Asia, por las vias comerciales que tocaban sus límites. Cír. Dalman, Palastina als Heeresstrasse im Allertum und in der Gegonicart, en Pl XII, 15 ss.

al sur y oriente, por gra dos desiertes.

Faulhaber, Zeithaugen u. Zeitaugaber<sup>2</sup> (Delistina als Bühne der 1994, Geschichte), 117 s.

Araso existiera ya la ciudad; pero el nombre lo pusieron después los israelitas, por haber Ramado Jacob así aquel paraje; estaba situada 30 Km. al sur de Siguen, 15 Km. al norte de Jerusalén

tin 12, 8-20 Acerca de las relaciones de Abraham con Egipto, cfr. Dorostetter, Abraham, 85 s., Heves, Bibel and Aegypton (Münster, 1904), 1 ss. No hemos de imaginarnos a Abraham y demás Patriarca como pastores a la manera de los jeunes beduinos. Los pastores orientales eran príncipes que daban en acricado sus rebaños y mayorales, disponían de grandes haciendas y mantenían relaciones con los señores del país. La cláusula elos canancos estaban (ya) en el país, significa que Canado era para entonces un país agrícola, tal vez en mayor grado que hoy; los documentos antiguos nos muestran que los sómadas (bedufnos) de aquella época estaban en contacto con la civilización.

Así Hoberg, Genesis², 148 y 209.

No fué Abraham, sino las costumbres ecimias las que pusieron en peligro la vida de Sara. Confiaba también el Patriarca en la protección divina y vió recompensada su esperanza. La aceptación de los regalos de Faraón no fué injusticia o egoísmo, sino medida de prudencia. No dice el Texto Sagrado qué circunstancias pusieron en claro este asunto y ocasionaron la libertad de Sara; bástenos saber que así lo dispuso Dios, el cual pudo valerse de mil medios v caminos que encajaran bien en la manera de ser de los egipcios. Por entonces tenía Sara sesenta y cinco años (cfr. núm. 130); estaba, por tanto, en la mitad de sus días (vivió 127 años); además era esteril, de una familia muy agraciada corporal y espiritualmente, libre de cuidados y pasiones extenuantes; anádase a esto la sencillez de su vida, al aire libre v en un clima sano, y no extrañará que todavía fuese celebrada por su gracia y hermosura, sobre todo en comparación de las mujeres egipcias, de reconocida fealdad y prematura vejez 1

Atravesando, pues, Abraham la región meridional, «regresó hacia Betel, hasta el lugar en donde primero tuvo asentada su tienda: allí erigió un altar, e invocó el nombre de Dios». Habíase cumplido en parte la promesa divina, «Era rico en bienes, oro y plata», tenía muchos siervos y siervas, camellos y asnos, bueyes y ovejas. «También Lot, que andaba en compañía de Abraham, tenía muchos rebaños; por lo que va no eran suficientes para ambos los pastos», tanto menos, cuanto que «los cananeos habitaban ya en aquel país» 2. De aquí vino a suscitarse una riña entre los pastores de los ganados de Abraham y Lot. Dijo entonces Abraham a Lot: «Ruégote no hava discordia entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuvos; pues somos hermanos» 4. Ahí tienes a la vista toda esa tierra: sepárate de mí, te ruego; si tú fueres a la izquierda, vo iré a la derecha; si tú escogieres la derecha, vo iré a la izquierda». Y alzando Lot los ojos, miró toda la región del Jordán, que antes que asolase el Señor a Sodoma y Gomorra, estaba regada como antes el Paraíso y como Egipto, y escogió este paraje. Separáronse, pues, el uno del otro, y Lot habitó en Sodoma. Mas los sodomitas eran perversos en extremo y grandes pecadores a los ojos de Dios (13, 1-13).

Abraham, más anciano que Lot y cabeza de familia, nos da un ejemplo sublime de desinterés y amor a la paz. Estas dos virtudes radican en la caridad verdadera y sincera; pues ala caridad no es envidiosa, no se irritan 4. Acerca de la elección de Lot advierte san Ambrosio: «El más débil escogió lo más agradable, despreciando lo más útil». Y aunque Let perseveró justo entre los pecadores, con todo, en las penas que atribularon su alma a la vista de la impiedad, en la prisión que padeció, y aun más en la precipitada fuga de Sodoma, debió de ver una reprensión por sus imperfecciones.

439. Los relatos de los viajes y hechos del Patriarca en Canaán y Egipto responden del todo a las circunstancias y a la vida de aquellos tiempos, que hoy en dia conocemos por inscripciones y monumentos. Mucho antes del tiempo de Abraham, Palestina estaba bajo la influencia de la civilización de Egipto v

4 I Car 13, 4 5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Heyer, L. c. 18. Come se lee en el cap. 20. Seca y Abraham se encontraron más tarde en situación analoga con Abimelec, rey de los filistros. Allí se refiere como Abraham y Sara convinieron, al llegar a Canaan, en pasar ante los extraños por hermano y hermana; también se aducen los motivos y razones que tuvieron para proceder de esta suerte: etal vez en este país no haya temor de Dioso; Abraham podra temer por su vida. Abimelec no mancilló el honor de Sara, porque Dios, despues de castigar su casa con enfermedades y esterifidad, le amonesto en sueños. Abraham recobro a Sara y recibii regalos de Abimejos opara tapar los ojoso, es decir, en concepto de explación e indemnización; pero tuvo que ou de labios de Abimelec la censura de su conducta. Por intercesión de Abraham censura de su conducta. però tavo que on termados de Aomerica in costuta esta contenta a la plaga que affigia al Rey y a su casa, y pronto concertaron ambos um alianza. — Este relato es, por sa contenido, semeiante al primero, pero de ninguam manera un eduplicados, sino diferente en sus circunstancias : ayuda ademas a esclarecer el primero. Cfr. Zschocke, Pie biblischen Franca, 35 ss., y Zapletal en ThR 1906, 5.8.

Los canancos certraron en Palestiva por el sur, i rabablemente en la segunda mitad del tercer 1 nos canameos estraron en rauestira hor el sur, procumentente en la secumon maia del terro milenario a. Cr. Segun tradición de ellos mismos, vinieron, como dice frendoto (7, 80), del mar Reji y se establecieron al sur del pars, en la costa y en la llamura, desalojando a los indígenas (bone, Kanameer u. Hebruer, en BWAT (a)).
3 Es muy frecuente en Estad darse entre parientes préximes el nombre de hermano y hermana. Así debe interpretarse el Nuevo Testamento cuando babla de los hermanos de Jesús. Abraham era

no de Lot.

Babilonia. No eran raros los viajes y expediciones guerreras del uno al otro país. Todavía algunos siglos después de Abraham presentaba Canaán la mezela característica de población fija, agrícola y nómada que la historia de los Patriarcas supone. Las tribus nómadas de Palestina tenían íntima relación con el país civilizado de Egipto. Según testimonio de documentos egipcios (relaciones de viajes, cartas), los jefes de estas tribus nómadas frecuentaban la corte de los faraones y estaban al corriente de los sucesos de Egipto. Entre el país del Eufrates y Egipto se cruzaban embajadas con mensajos escritos. Estos nómadas asiáticos (beduinos) no eran bárbaros; los pueblos bárbaros, a los cuales combate el rey de Egipto, se nombran en oposición a los nómadas. Los jefes de éstos solían aliarse para hacer expediciones bélicas contra los opríncipes de las nacionesos, como se dice de Abraham (Gen. 14) 1.

Tenemos un testimonio de la historicidad de la narración bíblica en los regalos que Abraham recibió de Faraón (Gen. 12, 16); «Por respeto a ella (Sarai). trataron (los egipcios) bien a Abraham, el cual adquirió oveias y bueves y asnos. esclavos y esclavas, y asnas y camellos». Durante mucho tiempo la critica ha ridiculizado este pasaje de los regalos, crevendo ver entre ellos algunos objetos desconocidos en Egipto y echando de menos otros que allí era costumbre regalar. Mas hov se sabe por los monumentos, que ovejas, bueves y asnos pertenecían va desde antiguo a la riqueza de Egipto; y también el camello, aun cuando (como el cerdo) no aparezea representado en los monumentos. No se habla de caballos; pues este animal era desconocido en Egipto, hasta que los creves pastores» (Hycsos) lo importaren de Asia. Acaeció esto después de los tiempos de Abraham. ¿Hubiera tenido en cuenta esta pequeña pero significativa diferencia un escritor de tiempos posteriores, que no conociese con exactitud la tradición de los tiempos pasados, habiendo visto los descendientes de Abraham por sus propios ojos la caballería egipcia, ante la cual se sobrecogieron de payor a la salida de Egipto? Tambien es conocida desde muy antiguo la riqueza de Egipto en plata y oro (en lo que asimismo se enriqueció Abraham, según Gen. 13, 2) 2.

440. Dios recompensó el noble desinterés de Abraham (para con Lot), renovándole la promesa de entrar sus descendientes en posesión de todo aquel país. «Alza tus ojos, y mira hacia el norte y el mediodia, hacia el oriente y el poniente. Toda esta tierra que ves, yo te la daré a ti y a tu posteridad para siempre <sup>8</sup>. Y multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si hay hombre que pueda contar los granitos de polvo de la tierra, ése podrá contar tus descendientes. Levántate, y ve recorriendo el país a lo largo y a lo ancho; porque a ti he de dártelo.» Abraham, re-

asegurarse que el camello era conocido en Eglate fan remota antigüedad. — Acerca de los regalos le l'araón a Abraham, efr. Dorustetter, Abraham, 108-122. Ibid., p. 88 ss., la retutación de que Abraham, narchara, no a Egipto (hebr. Mizraim), sino a un país árabe, llamado Musri. Existió un Musri al norte de Sicia (111 Reg. 10, 28; IV Reg. 7, 8) y también un Musrin (¿Madlán?) al norte de Arabia, el cual ten haber estado temporalmente hajo el dominio de Egipte, puede tal vez estar comprendido en el nombre de estr; no se ha demostrado que existiese en el nort le Arabia un Musri con el cual se pudiera confundir el Mizraim o Egipto de la Biblia. Si mpre que shabla del rey de Mizraim, se alude ciertamente a Egipto. Ningún texto cunciforme obliga a interpretar Musri e Mizraim por otro país sino Egipto.



Fig. 24. — Vasija de pledra calcárea, en forma de camello, encontrada en un sepulezo prehistórico egipcio. (Propiedad de la Sociedad Orientalista Alemana).

o'îr. 47.10°, 192 ss. — Acerea de Egipto tambre, geografia y civilizacióni, cfr. Döller, Studien. 31 ss.; Hagen en LB 1, 119-143.

En las excavaciones realizadas en Abusir el-Meleq (1905) por la Sociedad Orientalista Alemana, descubrio, entre otras cosas interesantes, una vasia de piedra calcierca, que tenia la forma de un camello en actitud de reposo; se halla expuesta en el Musco Egipcio de Berlin (fig. 24). Como estos obtos son indudablemento del 4 milenario a Cr., pur-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es decir, mientras sigan siendo el pueblo de Dios (cfr. Lev. 18, 28; 26, 33; Denl. 4, 27; 28, 64; 26, 28; 30, 1), y en cuanto que la posesión de Canaán es símbolo de aquella otra más hermosa del ciclo, que Dios ha de dar a los hijos espirituales de Abraham, cfr. Hebr. 4, 8 8s.

moviendo su tienda se puso en camino, y fué al valle de Mambre 1, junto a Hebrón, y edificó allí un altar al Señor 2.

141. El lugar escogido por Lot era la región inferior de la campiña del Jordán, cubierta hoy por el mar Muerto o por su parte meridional <sup>3</sup>. El Jordán <sup>4</sup>, eje fluvial de Palestina, nace en el extremo norte de este país. Tiene sus fuentes <sup>5</sup> en el monte Hermón, estribación del Antilíbano, y discurre de norte a sur hasta sepultarse en el mar Muerto; su longitud en línea recta es de 225 kilómetros; pero las curvas que describe alargan su curso hasta los 750 km. Apenas nacido, entra en el pequeño lago de Merom (Huleh), atraviesa luego el de Genesaret, desembocando 112 km. más abajo, en el Asfaltites (= mar Muerto).

En el hondo valle del Jordán a través de los siglos ha excavado el río, dentro de su amplio cauce de un cuarto de hora de ancho, otro más reducido, de orillas escarpadas y 15 m. de profundidad. Durante la época lluviosa y al derretirse las nieves, rebasa el Jordán su lecho inferior, adquiriendo gran extensión y alto nivel. Pero, ordinariamente, su anchura no pasa de 30 m., y en otoño ofrece muchos puntos vadeables, que no siempre pueden cruzarse sin peligro, a causa de lo impetuoso de la corriente. Al salir del lago de Genesaret son todavía límpidas las aguas; pero pronto el barro va comunicándoles color amarillento; son potables, aunque poco gratas, por tibias. Abunda la pesca. En la espesura de sus riberas se guarecían en otro tiempo los leones; hoy, algunas fieras menos peligrosas. Sus principales afluentes son el Hieromax, llamado hoy Wadi Jarmuk, que desciende del monte Haurán, y el Jabok o Jebok, llamado hoy Wadi Zarka, de los montes de Galaad; ambos confluyen por la orilla izquierda, a 8 y 50 Km. aguas abajo del lago de Genesaret (= Tiberíades).

442. Hebrón <sup>6</sup> es una ciudad antiquísima. Está situada siete horas al sur de Jerusalén, a unos 850 m. de altitud, en una hondonada de las montañas de Judá, fértil y abundante en aguas. Según una leyenda hebrea, allí fué creado y enterrado Adán <sup>7</sup>. Lo que sabemos con certeza es que allí está el sepulcro de la familia de Abraham <sup>8</sup>. Conquistada Hebrón por Josué, tocó en suerte a Caleb (tribu de Judá); el cual, a la muerte de aquel caudillo, hubo de reconquistarla del poder de los cananeos. Llegó a ser una de las poblaciones más importantes de la tribu de Judá, ciudad libre o de refugio entre las seis que Moisés designara, y una de las trece sacerdotales.

En el desierto de Tif, que separa a Hebrón del mar Muerto, se ocultó David largo tiempo para librarse de las asechanzas de Saúl, y en ella fué elevado al trono, reinando siete años y medio sobre la tribu de Judá. Junto al pozo de Hebrón 9 mandó colgar los cadáveres de los asesinos de Isboset, hijo de Saúl; en la puerta de esta ciudad fué traidoramente asesinado Abner por Joab. Roboam mandó fortificarla de nuevo: después de la cautividad de Babilonia, recobró

\* Acerca de las teorías arbitrarias y singularisimas que han inventado los modernos críticos acerca de Abraham y sus relaciones con Hebrón, cfr. la obra de Dornstetter, Abraham, 67 ss.

En hebreo Jardén, el que va descendiendo a causa de su rápida pendiente; en árabe se le llama generalmente ech-Cheria, abrevadero, pero también Urdun. Döller, Studien, 125 ss.
 Hasbani, Leddan, Baniani. La fuente principal está a unos 380 m. de altitud, no lejos de Bapias.

Hasbani, Leddan, Baniani. La fuente principal esta a unos 380 m. de altitud, no lejos de Damasantigua Pancas o Caesarea Philippi, 3 millas al norte del lago de Merom, una bora escasa al oriente de Tell el-Kadi, antigua Lesem o Lais, que más tarde se llamó Dan (cfr. núm. 133).

<sup>1</sup> Le llamó así su dueño Mambre, el amerita, el cual, juntamente con sus hermanos Aner y Escol. concertó alianza con Abraham (Gen. 14, 13-24; cfr. núm. 144).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. núm. 133 y núm. 157; TQS 1867, 625; Die westl. Jordansau; Blankenborn, Naturwissenschaftliche Studien am Toten Meer und im Jordantal (Berlin, 1912).

El nombre antiguo Kirjath Arbe, del cual había aún memoria en tiempo de la conquista de Canaán por Josué, significa probablemente aciudad cuádruple», ya por los cuatro caminos que allí concurren, ya por constar de cuatro barrios (cuatro poblaciones unidas). Fundándose en los. 14, 15, creyeron algunos que significaba aciudad de Arbe», antiguo señor de la ciudad, padre de la raza gigantesca de los enaquitas. Los árabes la llaman el-Chalil, que quiere decir el amigo (de Dios), o sea Abraham (cfr. pág. 64, notta 2). Döller, Studien. 14 ss. Es posible que Hebrón se derive de Habirun — aciudad de los Habiri». Nagl, Nachdavidische Königszeit, 190. — Según Num. 13, 23, Hebrón fué edificada siete años antes que Tanis, capital del Bajo Egipto; según E Meyer, hacia 1670 comenzó la era de Tanis, y en la célebre inscripción de Sesac (v. núm. 570) se designa a Hebrón, hacia el 1000 a. Cr., como aposesión de Abraham»; según Fl. Josefo (De bello indaico, 4, 9, 7) era anterior a Memfis, primitiva capital de los faraones, y en su tiempo tenía ya 2300 años; fué, por tanto, fundada por los años del nacimiento de Abraham (?).

Cfr. p. 87, nota 4.
 Cfr. núm. 165 s

Probablemente un pozo situado al sudoeste de la ciudad, de 40 m. de largo y ancho por 7 de profundidad, construído de piedras labradas. Existe también al nordeste de la parte meridional de la ciudad un estanque de 26 m. de largo, 17 de ancho y 6 1/2, de profundidad.

su antiguo esplendor. Judas Macabeo la rescató de los idumeos, que se habían apoderado de ella después de la caída del reino de Judá; pero, en tiempo de lesucristo. la vemos de nuevo bajo el vugo de Idumea. Fué destruída por los romanos en la guerra de los judíos el año 60 de Cristo, y más tarde reedificada. Los Cruzados la conquistaron el año 1100, estableciendo allí un obispado en 1167. Saladino se la arrebató en 1187, y desde entonces está en poder de los mahome-

Hebrón fué siempre lugar sagrado para los judíos, principalmente por contener los sepulcros de los Patriarcas. En ella fué ungido rey David «delante de Yahve», es decir, a la vista del lugar santo; allá se dirigió Absalón «a ofrecer sacrificios», cuando quiso alzarse rey 1, y, según Fl. Josefo 2, allí ofreció Salomón 1.000 holocaustos en el altar de bronce erigido por Moisés; por lo que Dios se le apareció en sueños, invitándole a pedir lo que más deseara, y Salomón sólo pidió la sabiduría . Para los judíos de hoy, Hebrón, Jerusalén, Tiberíades y Safed son las «cuatro ciudades sagradas» de Palestina. También para los mahometanos es sagrada Hebrón, y cuidan celosamente el santuario (Haram) levantado sobre la cueva del sepulcro de Abraham, al sudeste de la ciudad 4. Al sudeste de Hebrón se eleva una colina de 900 m. sobre el nivel del mar. A media hora de distancia, al noroeste del valle, se muestra la encina de Abraham 5, en el antiguo bosque de Mambre; en esa comarca se encuentran los mejores viñedos; por lo cual se pretende localizar en su término el torrente del Racimo, donde los exploradores de Moisés cortaron aquel hermoso ejemplar 6. Una milla al este de Hebrón se halla Beni Haim, la antigua Anim 7, punto culminante de la región, que domina el panorama del mar Muerto. Hasta allí acompañó Abraham al Señor; y desde allí pudo el Patriarca contemplar la catástrofe de Pentápolis . La población asciende actualmente a 20,000 habitantes, de ellos 1.500 judíos; los restantes, mahometanos fanáticos.

### 16. Melquisedec

(Gen. 14)

Después de algún tiempo, aconteció que cuatro reves extranjeros hicieron una incursión en aquel país; iban al frente Codorlahomor, rey de Elam, y Amrafel, rey de Senaar; era su propósito someter las ciudades 9 de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim y Bala (Segor), regidas por otros tantos reves. Porque, tributarios éstos de Codorlahomor durante doce años, ahora habían sacudido el vugo. Libróse la batalla en el valle de las Selvas, donde está hoy el mar Muerto. El valle de las Selvas estaba sembrado de pozos de asfalto 10. Los reyes de Sodoma y Gomorra volvieron las espaldas y cayeron allí mismo; los demás se salvaron en los montes. Los enemigos saquearon Sodoma y Gomorra, y se apoderaron también de Lot y de todos sus bienes. Uno de los que escaparon, corrió al valle de Mambre a dar la noticia a Abraham. Luego que éste la oyó, pasó revista a sus criados expertos en la guerra, 318 en número, y con ellos y sus aliados fuése en seguimiento de los vencedores hasta Dan 11; echóse sobre ellos de noche, desbaratólos, y les fué persiguiendo hasta Hoba, a la

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ant. 8, 2, 1. II Reg. 2, 4; 5, 3; 15, 7.
 Según la Sagrada Escritura (cf. III Reg. 3, 4), celebróse este sacrificio en Gabaón, algo más de una milla al noroeste de Jerusalén.

Cfr. núm. 165.

Cir. núm. 152. Cfr. núm. 360. Otros creen encontrar el torrente del Racimo en Bersabee.

los, 15, 50.

Gen 18, 17 ss.; 19, 27 s.; cfr. núms. 154 y 156.

De ahi el nombre de Pentápolis, es decir, las cinco ciudades (Sap. 10, 6).

Estos pozos podían ser la ruina del enemigo desconocedor del terreno; pero esta vez impidieron la huída de los naturales.

Dan, no lejos del Líbano y de la fuente del Pequeño Jordán; según otros. probablemente Dan-Jaan, en Galaad, en uno de los dos caminos que por el norte y sur del lago de Genesaret conducian a Damasco (11 Reg. 24, 6; cfr. Deul. 34, 1).

izquierda de Damasco<sup>1</sup>, logrando recobrar todas las riquezas y a Lot con todos sus bienes (14, 1-16).

Con este relato se pone la Sagrada Escritura, por primera vez, en contacto inmediato con la historia profana. Por esta razón el capítulo 14 tiene grandísima importancia para la demostración científica de la credibilidad histórica del relato bíblico, y ha sido rudamente combatido hasta el día de hoy. Mientras la historia profana ignoró los nombres y la expedición que aquí se mencionan, túvose este relato por «invención tendenciosa», indigna de crédito. Pero, desde que las inscripciones cuneiformes aclararon muchos nombres y hechos, se va poniendo cada vez más empeño en cimentar en este capítulo la autenticidad de la historia bíblica de Abraham y la cronología . Mas es necesario proceder con mucha circunspección. El descifrar los nombres propios es tarea sumamente difícil; muchas lecturas tenidas antes por ciertas son insostenibles; otras han sido impugnadas por asiriólogos calificados; por lo que, hoy por hoy, se tienen por dudosas 3. Hasta ahora sólo se ha podido demostrar con certeza que los antiguos reves de Elam pretendían la supremacía sobre Babilonia; que «la tierra de Occidente» estuvo bajo el dominio de los reves babilónicos y que las expediciones bélicas hacia los países occidentales no eran cosa rara. Los nombres de personas y lugares son antiguos y no pudieron ser inventados por un escritor posterior. De aquí se sigue que el relato de la incursión de cuatro reyes de Oriente contra cinco reves de Occidente está de acuerdo con las circunstancias históricas de la antigüedad, v contiene datos primitivos seguramente históricos. Ello da pie para formar un juicio provisional favorable a la fidelidad histórica de los relatos bíblicos en general. Afirmar que el relato contenga «cosas imposibles en sí mismas» 4 junto a otras acreditadas, o suponer que lo hava compuesto un escritor posterior valiéndose de noticias antiguas, es refugiarse en los prejuicios y falsos principios de siempre. ¿Por qué no había de disponer el autor del Génesis de una tradición antigua (tal vez escrita)? Así parece colegirse del estilo arcaico del capítulo 14. La figura de Melquisedec y el nombre de Dios, El-Elvon, «el Altísimo», encajan bien en una época arcaica en que los babilonios, egipcios, fenicios y árabes tenían sacerdotes-reves. No podemos entrar en pormenores de este estudio complicado . La importancia del capítulo 14 para la historia sagrada está exclusivamente en la conducta de Abraham y en la intervención de Melquisedec. Los reves de Oriente entran en escena accidentalmente, sólo porque su expedición daba pie para lo que el escritor quería contarnos después.

144. Al regresar Abraham, saliéronle al camino (el rey de Sodoma 6)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seguramente la aldea llamada todavía Hoba (Habun), media hora al norte de Damasco, a unos 300 Km, de Hebrón.

i Asi Hommel, Die altisraelitische Überlieferung, 18 ss.
Explican algunos lingüísticamente Amraphel de Jammurapil (rapaltur = Jammurapi, o tambiér de Hammurapi); etc. El asirlólogo Bezold rechaza decididamente la identidad personal de Amrafel y Hammurabi); otros se pronuncian resueltamente a fasor (véase påg. 44, nota 5). No se ha comprobado todavía en las inscripciones el nombre Codorlahomor; pero sus elementos son ciertamente elamíticos: una serie de nombres de antiguos reyes cemienzan por Kudur; Lagamar es nombre de un dios elamíta. También se ha demostrado la antigüedad e historicidad de otros nombres de personas, ciudades y pueblos, mencionados en Gen. 14, 1-13. Arioch corresponde a Eri-aku, atestiguado por las inscripciones, escritura sumeria del rey babilónico Warad-Sin, probablemente idéntico a Rim-Sin de Larsa. Ellisar es seguramente Larsa, antigua residencia de los reyes de Babilonia; se supone que Tadal es el Tudchula de las inscripciones.

<sup>4</sup> No se ve imposibilidad ni en el número de los siervos reclutados por Abraham, ni en lo largo del canino desde Hebrón hasta Damasco, ni en la victoria sobre los cuatro reves. Porque Abraham contaba seguramente con fuerza suficiente para defender sus bienes y podía disponer de sus aliadés. La gente de Abraham podía llegar a Damasco en unos pocos días, mientras que la retaguardia de los clamitas venecidores, donde iban los despojos trebaños de Lot, tenía que caminar con lentitud. Es desaponer que el ejército de los cuatro reyes sería relativamente pequeño — no había entonces grandes imperios —; tampoco tendrían gran extensión los dominios de los cinco reyes vencidos; demás de esto, bastaba una sorpresa a la retaguardia para explicar el feliz éxito de la intervención de Abraham; calvia el la tercer que hierare.

bastaba una sorpresa a la religionale para espesa e color.

\*\*Dornstetter, Abraham, 161 sec.; BZF II, 35 sec, y V, 3; Bezold, Die Asser, babylon, Keilmschriften, 23 sec. El investigador protestante Sellin refuta energien y acertadamente la hipercritica que cree descubrir en Gen. 14 una invención tardía. Casi todos les argumentes que se esgrimian antes contra la credibilidad y autenticidad de v. 18-20 (Melquisedec), se tornan en pruebas favorables, merced a recientes descubrimientos, v. BZ IV, 326.

\*\* Tenía que ser sucesur del que acababa de morir, lo cual no es imposible, p re si peco probable.

Lenfa que ser sucesar del que acababa de morir, lo cual no es imposible, pare si peco probable. Suponen algunos que por corrupción del texto se nombra aqui al rev de Sodoma, mientras que primitivamente sólo se hablaba de Melquisedec, al cual se deben atribuir las siguientes palabras: «Dame las almas (es decir, los enemigos que has tomado cautivos)». Hoberg, Gen.º 162.

v Melquisedec, rev de Salem (la futura Jerusalén !, en c'. valle del Rev. que está junto a Salem. Melquisedec ofreció pan v vino, pues era sacerdote del Dios altísimo, y bendiio a Abraham diciendo: «Bendito sea Abraham de Dios, que creó cielo y tierra; y bendito sea Dios el Excelso, que entregó en tus manos a los enemigos». Dióle Abraham diezmos de todo lo que había arrebatado a los enemigos. Entonces dijo el rey (de Sodoma) a Abraham: «Dame las personas (que has libertado), lo demás quédate para ti». Pero Abraham replicó: «Alzo mi mano al Señor Dios excelso, que ni una hebra de hilo, ni la correa de un calzado tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas: Yo enriquecí a Abraham: a excepción sólo de los alimentos que han consumido los mozos, y de las porciones de estos varones que vinieron conmigo de la vecindad, de Aner, Escol y Mambre: éstos tomarán su parte» 2.

145. Misteriosa es la aparición de Melauisedec en el relato que precede. Está sobre Abraham, padre escogido y privilegiado de los creventes; pues ofrece un sacrificio por éste v los acompañantes; le bendice v recibe de él diezmos de todo. No ofreció Melquisedec pan y vino a los combatientes de Abraham para que reparasen sus fuerzas — éstos tenían alimentos en abundancia, como se colige de las palabras de Abraham — sino en calidad de sacrificio (y banquete sucrificial), de acuerdo con lo que el texto añade: «porque era sacerdote de Dios altísimo» 3; repárese en el sentido del contexto, en la bendición al fin de la ofrenda, en la alusión contenida en el salmo mesiánico: «tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedeco \*, en el simbolismo que el hecho encierra para la Nueva Alianza, cuvo sacrificio incruento anunció Malaquías . en el cumplimiento mediante el sacrificio incruento de la Nueva Ley, en la interpretación de san Pablo 6 y de los santos Padres 7. ¿Tendría sentido el realce que el Antiguo Testamento da al carácter sacerdotal de Melquisedec, si en el único lugar que habla expresamente de él no se indicase la función característica del sacerdote — el sacrificio? El apóstol san Pablo, al exponer el simbolismo de Melquisedec (Hebr. 7), no hace mención expresa de su sacrificio, pero le llama sacerdote repetidas veces. El Canon de la Misa ha fijado desde antiguo la interpretación unánime de la Iglesia con estas palabras: quod tibi obtulit sacerdos tuus Melchisedech, y el Catecismo Romano (parte II, c. 4, q. 78) define de esta manera su carácter: nulla in re imaginem magis expressam licet videre, quam in Melchisedech sacrificio. Cuando los protestantes, para desfigurar el carácter del santo Sacrificio de la Misa, interpretan torcidamente el sacrificio de Melquisedec, contradicen a la letra y al contexto de este pasaje, al Nuevo Testamento v a la interpretación constante de la Iglesia de Dios.

Por este sacrificio, y por las circunstancias que en él concurrieron, fué Melquisedec figura señalada de Cristo, como nota punto por punto san Pablo .

¹ Cfr. Ps. 75, 3; Fl. Josefo, Ant. 1, 10, 2. No la Salim situada en las cercanias del Jordán, 75 Km. al norte de Jerusalén (Ioann. 3, 23). Cerca de Jerusalén está el valle del Rey, donde Absaléa está su mausoleo (II Reg. 18, 18; cfr. Fl. Josefo, L. c. 1, 10, 2; 7, 10, 3; v. núm. 544); allí podia dividirse los caminos de Sodoma y Hebrón. Cfr. Monmert, Salem, die Komigsstadt des Melchisedech Leipzig, 1903). La mención más antigua de Jerusalén, Urusalím, se encuentra en una de las cartas de Amarina (v. núm. 0), escrita por Abdichiba a Amenofas IV (el original se encuentra en el Muson de Derlin; lámina 2d). Allí se lee, entre otras cossas, este pasaje notable, que algunos tienen por paralelo de Hebr. 7, 3; eEn lo que a mi toca, no me pusieron (al frente de Urusalím) ni mi padre ni mi madre : sin el brazo del nederos rev. me bizo entrer en mi casa solarieram los debir ne invisió de l'addre. tradre; 5, 3; acm lo que a mi tota, no me pusieron la treda de Crimana, lo me posseron la madre; sino el brazo del poderoso rey me hizo entrar en mi casa solarigan fes declr, me invistió de la dery de la dignidad de principel. El apóstol san Pablo en Hebr. 7, 3 considera como un rasgo sembólico la presentación que de Melquisedec hace el texto sugrado; sin padre, sin madre y sin Percalogian.

La expresión hebrea, que traduciros cofreción (Vulgata: proterbat), pueb una bien significar ofrecer en sacrificion, como lo entendió la tradición judía; cfr. Hoberg, Genesis\* 193; Poble, Dogon-111), 331. La conjunción equeso (enim) que no aparece en la versión griega, nada prueba en contra; porque en hebreo la clausula cera sacerdote del Dios altisimos está unida a la frase anterior, y puede, por tanto, considerarse como una explicación del por que Melquisedec sofrección para y vino. Pero si unimos esa clausula con la siguiente, el sacerdote Melquisedec bendice a Moraliam, lo cual, segun los trace mástales para que a procedición. usos orientales, presupone un sacrificio.

<sup>4</sup> Ps. 100, 4.

Molach. 1, 11.

Hebr. 7, 1-6-11 88.; cfr. 5, 6-10.

Lo mismo expresan las representaciones de las catacumbas: Kraus, Realenzyki, II, 300. Hebr. 6, 20; 7, 1 ss. Cfr. Weiss, Mess. Volbilder, 18.

Melquisedec era rey; su nombre suena erey de la justician ; su ciudad. Salem; es, pues, erey de la paza, Melquisedec era rey y sacerdote. No menciona la Sagrada Escritura padre, ni madre, ni genealogía de Melquisedec, principio ni fin de sus días; sólo dice que ofreció un sacrificio, un sacrificio de pan y vino; a esto alude el salmo: etú eres sacerdote según el orden de Melquisedeca. Con ello indica el mismo Antiguo Testamento el rasgo más importante del simbolismo: el Ungido del Señor, el Hijo de Dios, ha de ser sacerdote y rey, como Melquisedec, en lo cual va incluída también la semejanza del sacrificio de ambos.

# 17. Fe y hospitalidad de Abraham. Precepto de la circuncisión

(Gen. 15, 1-18, 15)

146. Pasadas que fueron estas cosas, habló Dios a Abraham en una visión, diciendo: «No temas, Abraham, yo soy tu protector, y tu galardón sobremanera grande» <sup>2</sup>. Y acordándose Abraham de la promesa de gran descendencia que anteriormente Dios le hiciera, respondió con melanco-lía: «¡Oh, Señor Dios! ¿y qué es lo que me has de dar? Yo me voy sin hijos; así que habrá de heredarme el hijo del mayordomo de mi casa, ese Eliczer de Damasco». Al punto replicó el Señor diciendo: «No será éste tu heredero, sino un hijo que saldrá de tus entrañas. Y sacóle afuera—era de noche—y le dijo: «Mira al cielo, y cuenta, si puedes, las estrellas. Pues así será tu descendencia». Creyó Abraham a Dios, y su fe reputósele por justicia (Gen. 15, 1-16).

Prometióle de nuevo Dios dar en posesión a su descendencia la tierra de Canaán; pero le añadió: «Sepas desde ahora, que tus descendientes han de vivir peregrinos en tierra ajena, donde los reducirán a la esclavitud, y afligirlos han por espacio de cuatrocientos años <sup>4</sup>. Mas a la nación a la cual han de servir, yo la juzgaré; y después de esto, saldrán cargados de riquezas. Entre tanto tú irás en paz a juntarte con tus padres <sup>4</sup>, terminando tus días en una dichosa vejez. A la cuarta generación <sup>5</sup> es cuando volverán acá; porque al presente no está todavía llena la medida de las

maldades de los cananeos» (Gen. 15, 7-16).

Reputósele a Abraham la fe por justicia; esto es, Abraham fué acepto a Dios de una manera especial, porque no miró ni a su edad avanzada (de 75 a 85 años) ni a la esterilidad de su mujer, muy entrada ya también en años, sino sólo a la omnipotencia y veracidad de Dios. La fe práctica en el santo amor de Dios produjo tan hermosos frutos de abnegación, respeto, obediencia y sacrificio en la vida de este santo Patriarca. Por ello había abandonado su patria, la casa paterna, todo lo que hasta entonces amara y tuviera en estima; por esta fe estuvo dispuesto más tarde a sacrificar al hijo de la promesa; en suma, esta fe es la raíz de todas sus grandes y sublimes virtudes.

147. Entiende la Sagrada Escritura por visión una misteriosa aparición o comunicación, por medio de la cual se manifiesta Dios al hombre. Hay cuatro maneras de visiones, dos de las cuales se dirigen a la inteligencia del hombre mediante internas ilustraciones o mediante comunicaciones de conocimientos o verdades; las otras dos obran primero en los sentidos interiores o exteriores,

En números redondos, en vez de los 430 años que duró la estancia en Egipto (Exod. 12, 40), o de los 350 años transcurridos desde la muerte de José (Gen. 41, 46-47; 45, 6; 50, 22, Exod. 1, 6-0).

Testimonio de la immertalidad del alma (cfr. núm. 57).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Probablemente Ittulo de los reyes de Jerusalén (efr. Admisedec = rey de justicia, véase núm. 413).
<sup>2</sup> Sin duda quiso Dios con esto tranquilizar a Abraham acerca de posibles venganzas de los reyes vencidos o envidiosas insidias de los canancos, y recompensarle al mismo tiempo por su comportamiento heroico, abnegación y desinterés.

restimonio de la minertanua dei anti (etr. hum. 5/1.) Las cuatro generaciones son: Levi, Caat, Amrain, Moisés, (Exod. 6, 16-20. Núm. 20, 57-50). Tal vez se onitan algunas intermedias, aquéllas, v. gr., que eno mercerán nombrarsen por estar mancilladas, como sucede en la genealogía de Jesucristo entre Salmón y Booz, entre Joram y Ozías. Tal vez toma el autor sagrado 100 años para cada generación; lo cual se explica tratándose de una familia cuyos miembros llegaron a la edad de 130-150 años.

per medio de le nomenes reales externos ex esta es la infima, lase de visiones sobrenaturales) o mediante un influjo en la fantasia (imaginacion), ora en estado de vigilia, ora en sueños (llamase, esta última, cision en sueños). Sólo Dios, creador del alma humana, puede influir directamente en la inteligencia; por donde aquellas des primeras maneras de visiones son las más excelentes. Las criaturas (y también los espíritus malos) sólo pueden ejercer influjo en el espíritu humano mediante los sentidos internos o externos. Esas revelaciones divinas sobrenaturales van acompañadas de la evidencia y convicción de su origen divino. Acontece, a veces, que el alma en estado de vigilia abandona los sentidos exteriores y cesa de su actividad; de suerte que el hombre queda sin conocimiento alguno, como dormido y aun como muerto; porque el alma está poseída del todo por el espíritu de Dios, sumida total y exclusivamente en la divina comunicación. A tal estado se llama éxtasis o arrobamiento, en el cual no queda oscurecido el discurso como en el falso extasis a sino sublimado por modo sobrenatural, ni queda suprimida la libertad de la voluntad, sino dignificada e ilustrada por la intima union con la voluntad divina.

148. Refiere el capítulo 1614 que Sara (tal vez porque su fe en la divina promesa no era bastante firme) dió a Abraham por mujer a su sierva egipcia Agar para que de ella tuviese hijos testo es, para que Abraham no quedase sin descendencia por la esterilidad de Sara). Cedió Abraham a las instancias de su mujer. Mas luego que Agar se vió embarazada, despreció a su señora, la cual se sintió ofendida y humillada. Por lo cual Abraham dejó a Agar a disposición de Sara. Esta maltrató a Agar, la cual huvó y anduyo errante por el desierto; y estando en peligro de muerte, tuvo una aparición del Señor, quien le ordenó volviese a la casa de su señora y le estuviese sumisa; dióle al mismo tiempo a conocer el nombre y la suerte del hijo que llevaba en sus entrañas. Este fué Ismael, nacido en el año 86 de Abraham; había de ser padre de numerosa descondencia (habitantes del desierto, tribus nómadas). Lo demás de la historia de Ismael y de su madre se relata en el capítulo 16 (cfr. núm. 150).

Los sucesos están descritos con tanta claridad y tan de acuerdo con el estado secial de los tiempos antiguos, que, de no hablarse de una aparición y revelación divina, la crítica no vería en ellos nada de legendario. No hay que juzgar del proceder de Sara y Abraham según las normas de las leves posteriores, sino según las ideas y costumbres jurídicas de su tiempo. Precisamente, este caso que luego se repite con Jacob, Gen. 30, 1 ss.) está previsto y reglamentado en el código babilónico antiguo (código de Hammurabi). Según este código, le estaba permitido a Sara estéril mirar por su derecho, procediendo con su marido y la criada en la forma que cuenta la Sagrada Escritura; y Abraham se sometió al derecho vigente, al parecer, contra su voluntad. Se trataba, como han reconecido los santos Padres, de un caso excepcional testerilidad duradera de Sara), que podía justificar una dispensa de la regla primitiva. Tampoco se puede ver en ello una poligamia ilimitada, pues el código babilónico no concedía otra tercera mujer a quien hubiese elevado a la dignidad de secundaria a la criada de la estéril, ni daba a la secundaria iguales derechos que a la principal; pero en lo tocante a la herencia, daba iguales derechos a los hijos de ambas, siempre que el padre les hubiese reconocido en vida (adoptándolos, «diciendo: hijos mios»). La Sagrada Escritura no alaba ni aprueba la conducta de Abraham y Sara: más bien deja entrever que las intenciones humanas querían prevalecer sobre los designios divinos; indica también la Sagrada Escritura que los interesados llegaron a conocer las malas consecuencias de su conducta. Dios permanece fiel a las promesas y sabe servirse de las intenciones torcidas y de las debilidades de los hombres. Por eso redujo a Agar a la obligación y bendijo a

Ch. Gen. 15, 12; 20, 3; 35, 5 ss.; 40, 5; 41, 1; Num. 12, 0.
Ast so Baman a vecs rambién los astudos procoundos per 1 hombre o per influencia diabólica; tembira en estos queda el paciente insensible a todo lo exterior, pero al mismo tiempo pierde la conciencia, qui dando en estado letárgico o como embriagado. Fenomenos de esta naturaleza se dan the december entre los magos y adivinos gentiles; entre los prefetas, jamés.

Para mas detalles efe, sunto Fomas es, the degree of 172, 72. Schooler, the difficults AT\*,

San Pablo (Gal. 4, 2231) explica el caráctea típico de este pasajo.
El cédigo de Hammurabi establece en ci § 140: (Si, nabiendo un hombre tomado muier, da esta a su marido por mujer una esclava, y porque pare la esclava, desprecia a su ducha estéril, tiene esta derecho a castigar a aquella como propiedad suran.—Este artículo del cedigo de Hammurabi supone la costumbre de que una mujer estéril de a su marido una esclava por mujer secundaria.

Ismael, por medio del cual había de cumplir parte de la promesa (descendencia mas su libre y graciosa elección no fué coartada ni inspirada por la prudencia mundana de Sara: no ha de ser el hijo de la esclava, sino el de la libre, qui propague el nombre de Abraham y sea su heredero, como explica el resto de narración. Aquí está el recóndito y elevado misterio de aquellos sucesos, parecer insignificantes; aquí la razón por que la esclava extraviada merec tener una aparición y revelación del Señor. Es de notar que la crítica utiliza c preferencia este capítulo para realzar el «carácter legendario» de los relat del Génesis 1, cuando en realidad en él está retratada de mano maestra la tuación histórica de aquellos tiempos.

Siendo Abraham de edad de oo años, apareciósele el Señor v dijo: «Yo soy el Dios todopoderoso; camina delante de mí v sé perfecto Postróse Abraham sobre su rostro. Y díjole Dios: «De hoy más, tu nor bre no será Abram, sino Abraham<sup>2</sup>; porque te tengo destinado para pad de muchas naciones, y reves descenderán de ti. Y estableceré mi pac entre mi v entre ti v tu posteridad después de ti, para ser vo el Dios tu y de toda tu posteridad 3; daré a ti y a tus descendientes la tierra en qu estás como peregrino, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua 4, seré el Dios de ellos. Guarda, pues, mi pacto, tú y tu posteridad en s generaciones. Y la señal de este pacto es, que a todo niño de sexo masc lino circuncidaréis a los ocho días de nacer. Ya no llamarás Sarai a mujer, sino Sara 5. Yo le daré mi bendición y de ella te daré un hijo quien he de bendecir; de él descenderán reves de pueblos». Postró Abraham sobre su rostro, y sonrióse 6, diciendo en su corazón: «¿Conque a un viejo de cien años le nacerá un hijo, y Sara, a sus noventa años l de parir?» Y dijo a Dios: «¡Ojalá que Ismael viva delante ti!» Dios replicó: «Sara, tu mujer, te parirá un hijo a quien llamarás *Isaac* y con él confirmaré mi pacto en alianza sempiterna. He otorgado tambie tu petición a favor de Ismael; he aguí que le bendeciré, y le daré una de cendencia muy grande y numerosa; pero el pacto mío lo estableceré co Isaac, que Sara te parirá el año que viene por este tiempo. Y se reti Dios de la vista de Abraham . Este cumplió la orden divina de la circu cisión en sí mismo y en Ismael, que tenía entonces trece años, y en tode los familiares varones (17, 1-27).

150. Según Herodoto v los monumentos, ya en época remota la círcu cisión era en Egipto práctica general, aunque de escasa importancia; en época griega era costumbre y privilegio del estado sacerdotal 10. También Cólquida, Etiopía y otros pueblos antiguos se conocía la circuncisión: no seguro que la conociesen los pequeños pueblos vecinos de Israel: idumec ammonitas, moabitas, árabes 11; sólo de los cananeos (por consiguiente tambiente de la conociente de los fenicios) y filisteos se dice expresamente en el Antiguo Testamento q eran incircuncisos 12. Puede señalarse como costumbre antiquísima v bastan extendida, y cabe apreciarla, y de hecho se apreció, de diversas maneras. En Antiguo Testamento, desde Abraham, tuvo significado esencial v exclusivamen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Particularmente Gunkel. Vease en *Dornstetter, Abraham, 95* ss. la refutación de diferentes trías y objeciones. Ibid. 123-130 un capítulo acerca de Agar e Ismael entre los mahometanos.

Habéis de adorarme siempre como a único Dios verdadero, y guardar fielmente mis mandamient Cfr. núm. 140.

Esta sonrisa provenía de tan agradable sorpresa (cfr. Rom. 4, 19 ss.); por eso no fué reprend

Lord somisa proventa de dan agradame sorprod (etc. tom. 4, 19, 55), poi eso do las referencemo su mujer Sara, la cual dudó de las palabras del Señor (efr. tom. 152).

7 Como si dijera: No apartes de él tu gracia y bendición. Dios escuchó esta súplica; pero en promesa a Isaac demostró una vez más que da sus gracias con libérrima voluntad a quien le pla

<sup>(</sup>cfr. num. 88).

\* Es decir, souriso, alegría; cfr. Gen. 18, 12; 21, 3, 6; núm. 152 y 159.

\* Antropomorísmo, con el cual quiere expresar que Dios acabó su conversación con Abraham. como el dignarse Dios comunicar al hombre sus verdades puede llamarse abajaro (cfr. Gen. 11, 5), la misma manera podemos decir que cesar la revelación es amarcharsen o asubiro.

\*\* Ermann, Aegyptische Religion, 223. Heyes, Bibel und Aegypten, 48 ss.

11 Como afirman Gunkel (Genests, 237) y Benzinger (Archaologie, 119).

12 Cfr. Gen. 34, 15; Ierem. 9, 24; Indic. 14, 3; LB I 939.

religioso: es el signo de la Alianza o de la obligación impuesta al Patriarca y a su descendencia, y se distingue de la práctica análoga de otros pueblos, no sólo por los motivos de su institución, sino también por otras circunstancias externas (practicarse al octavo día, no entre los seis y diez años, como hacían los egipcios, o todavía más tarde, como se hacía en otros pueblos. La omisión de dicha práctica excluía del pueblo de Dios). Como señal establecida por el Señor, la circuncisión era el más importante de los signos y ritos sagrados (sacramentos) de la antigua Alianza: pero ni éste ni los demás tenían la virtud de santificar y comunicar la gracia, a diferencia de los sacramentos de la Nueva Alianza: sólo servía para simbolizar la investidura de la gracia por la Pasión y méritos de Jesucristo.

Desde la promesa del Paraíso se podía merecer la gracia v santificación sólo por la fe y el amor de Dios, por la esperanza en el perdón y en la recompensa; en lo cual iban incluídos en cierto modo, aunque oscura e inconscientemente, idénticos sentimientos respecto del Redentor prometido; por este medio. y no por la circuncisión, fué santificado Abraham . De donde solamente los adultos podían estar en unión con el Redentor prometido, como miembros con la cabeza, y ser partícipes de sus gracias y bendiciones. En substitución de los niños, otras personas mayores debían llevar a cabo, mediante algún acto religioso, la entrega y unión con el Redentor y la agregación al pueblo de Dios, es decir, a los allegados del Señor. Hasta Abraham no había acto a guno prescrito por Dios, sino libre e indeterminado, de acuerdo con las prácticas religiosas de la época; y así continuó para todos los pueblos paganos en la Antigua Alianza, Mas, elegido Abraham padre del linaje del pueblo escogido, al formalizar el pacto y comenzar el cumplimiento de la promesa, estableció Dios una señal, la circuncisión. Ella había de ser un documento indeleble, escrito en la carne del pueblo con efusión de sangre; un recuerdo constante del pacto; un signo distintivo de Israel. Debía, al mismo tiempo, aludir a la promesa de la gran descendencia, en particular al Mesías, el magno vástago de Abraham, el deseado de las naciones 2. Finalmente, debía recordar a los descendientes de Abraham la inclinación al mal, heredada de Adán, y la necesidad de los sacrificios cruentos, y excitar a la lucha continua contra el pecado por medio de la circuncisión de los malos deseos 3.

151. La circuncisión era figura del Bautismo, por el cual los hombres son purificados y santificados, recibidos en la Iglesia de Dios y hechos partícipes de las gracias y bendiciones divinas. Y si aquélla era una señal que recordaba la obligación de conservar siempre pura el alma, y sin ella nadie podía ser un verdadero israelita, ¿cuánto más debe serlo el Bautismo en la Nueva Alianza? Pues «nosotros, los que servimos al espíritu, somos la circuncisión (esto es, los verdaderos hijos de Abraham v de Dios)» 4. En el Bautismo, dice san Pablo, «tenéis vosotros en él (en Cristo) la circuncisión, no hecha por mano que cercena la carne del cuerpo, sino con la circuncisión de Cristo, siendo sepultados con El por el Bautismo y con El resucitados» 5.

Ambos ritos se corresponden como figura y realidad. Basta indicar los puntos de analogía: la circuncisión era el primero e imprescindible sacramento de la Antigua Alianza ; daba derecho a las promesas y bendiciones del pueblo de Dios y quien careciese de ella era excluído, como extranjero, de todos esos bienes. Por la circuncisión se obligaba el hombre al fiel cumplimiento de la Ley del Antiguo Testamento. Era un sello indeleble impreso en la carne para honra o para ignominia y reprobación, según que el circuncidado viviese en pureza y santidad o apartado de las virtudes. Pero existen también diferencias entre la imagen y el cumplimiento, entre la sombra y la realidad. La circuncisión estaba prescrita sólo para Abraham v su descendencia, hasta los tiempos del Redentor; el Bautismo, para todos los pueblos y para todos los tiempos, hasta el fin del mundo. La circuncisión era una señal corporal, que daba derecho a los

Rom. 4, 9 ss.

Cfr. Gen. 49, 10; Agg. 2, 8. Cfr. Gen. 17, 1; Deut. 10, 16; 30, 6; Rom. 2, 25-29.

Philipp. 3, 3. Col. 2, 11 s. Weiss, Messian. Vorbilder, 58.

Philipp. 3, 3. Col. 2, 11 s. Weiss, Messian. Vorbilder, 58.

Fisto representaba también la figura, ya que Abraham debía circuncidar a sus esclavos, tanto a los nacidos en su casa como a los comprados por dinero, y porque en general podían los paganos formar parte del pueblo de Dios mediante la circuncisión (Exod. 12, 48; Num. 9, 14; cfr. núm. 107 y 127),

bienes corporales y terrenos; el Bautismo no consiste sólo en un signo externo sino que encierra además en sí la gracia, imprime al alma carácter indeleble comunica bienes mucho más elevados, espirituales y celestiales. La circuncisió confería de por sí la admisión en el pueblo de Dios y la esperanza en el futur Redentor, pero en modo alguno la gracia santificante; pues, como advierte sa Pablo I, Abraham era justo delante de Dios antes de ser circuncidado, por su le n las promesas divinas y por su vida ajustada en todo a la fe. El Bautismo por el contrario, confiere por sí mismo la gracia de la justificación y santificación.

152. Después de algún tiempo, estando Abraham sentado a la puert de su tienda en el valle de Mambre , en el mayor calor del día, se le apa reció de nuevo el Señor. Sucedió, pues, que alzando Abraham los ojos vió cerca de sí, parados, a tres personajes. Luego que los vió, corrió a s encuentro, hizoles profunda reverencia y dijo (al más importante de lo tresl: «Señor, si vo, siervo tuvo, he hallado gracia en tus ojos, no pase de largo. Yo traeré agua, y lavaréis vuestros pies y descansaréis un poc a la sombra de este árbol. Yo os pondré un bocado de pan, para que repa réis vuestras fuerzas; después pasaréis adelante». Respondieron ellos «Haz como has dicho». Abraham entró corriendo en el pabellón de Sara y le dijo: «Amasa de prisa tres satos 3 de flor de harina, y cuece uno panes en el rescoldo» 4. Y él mismo fué corriendo a la vacada, y cogió d ella el ternerillo más tierno y gordo, y mandó aderezarlo. Presentó lueg a los tres huéspedes el ternerillo y las tortas, juntamente con leche manteca. Mientras ellos comían, estaba él de pie junto a ellos debajo de árbol. Cuando hubieron comido 5, le preguntaron : «¿Dónde está Sara, t mujer?»—«Ahi está, respondió, dentro de la tienda». Y díjole el Señor «Yo volveré sin falta dentro de un ano, por este tiempo; v Sara, tu mujer tendrá un hijo» . Al oir esto Sara, se rió detrás de la puerta de la tienda Mas el Señor dijo a Abraham: «¿Por qué se ríe Sara, diciendo: ¿Y ser verdad que vo he de parir en tan avanzada edad? Pues, qué, ¿hay par Dios cosa difícil? En el plazo señalado volveré a visitarte por este mism tiempo v Sara tendrá un hijo». Negó Sara asustada, v díjo: «No me h reido». Pero el Señor le dijo: «No es así, sino que te has reldo» (Génesi 18. 1-15).

En este momento debió de reconocer Abraham al que con él y con Sar hablaba. Pronto lo iba a saber con certeza. Su caridad para con el prójimo er una prueba manifiesta de su gran amor a Dios; por esto a la última prueb siguió la realización de la divina promesa.

Al poco rato está ya cocido el pan, está hecha la torta.

<sup>5</sup> No en realidad, sino en apariencia, como se lo explicó Rafael a Tobías (Tob. 12, 19 cfr. núm. 620).

es idumens y egipcies, a la tercera generación; sólo las ammonitas y moabitas estaban excluido perperuamente de la comunidad de Dios (Deut. 23, 2-8).

Pom. 4, α.

En un encinal. Toda la antigüedad tuvo en gran veneración una encina, bajo la cual la tradició hacia sentar al patriarca Abraham; todavia en tiempo de Constantino acudían allá en peregrinació judíos y cristianos y aun gentiles. Este piadoso Emperador edificó junto a la encina, a dos milla romanas de Hebrón (casi 3 Km.), camino de Jerusalén, una iglesia dedicada a la Santísima Trinidae cuvas ruinas se ha creído encontrar en las cercanías. Los árabes llaman ese lugar Ramath el-Chal to sea caltura del amigo de Dioso, es decir, de Abraham); los judíos lo llaman αcasa de Abraham. Tienen algunos por encina autentica la que se ve hoy un poco más al sur, en el hospicio ruso, en u cercado de piedra; sin embargo, esta hipótesis es poco fundada. Cr. HL 1909, 94; ZDPV 1800, 222.

Mader, Allehristliche Basilikon und Lokaltraditionen in Süd-Judia, en Studien zur Geschichte un Kultur des Allertums, VIII Paderborn, 1918, 54 se.

En hebroe tres sonh fain satut, es decir, un efic Las medidas de capacidad para áridos son:

<sup>\*</sup> En hebreo tres seah (him sata), rotol, 54 55.

\* En hebreo tres seah (him sata), es decir, un efi. Las medidas de copacidad para áridos son: gomer o coro (364, 4 litros) = 2 letech (182, 2 litros) = 10 efi (36, 44 litros) = 30 soah (12, 2 litros) = 10 oner (3, 64 litros) = 180 cab (2 litros). En estas medidas andan mezclados un sistem sexagesimale subalidatico) y otro decimal tegiccio). Y es de notar para la cuestión del Pentateuco), qua medidas sexagesimales ababilánicas nunca aparecen en el Evodo y Deutronomio y que la unida fundamental israelita es el ecfo, antigua palabra egipcia. Las medidas de capacidad para llquidos son el coro (364,4 litros) = 10 bul (36,44 litros) = 60 bin (i litros) = 720 log (6,5 litros). El chim apare solo en el Pentateuco y en Erequiel) y es también palabra egipcia. Cfr. Kalt, Bibl. Archaelogie, núm. 6 de 1 Torta cuelda en el rescoldo. La operación es como signe: encendido el fuego, se separan la brasas y se extiende la masa en forma de torta sobre las losas calientes y se cubre luego con centiza de la nece rato está va cocido el pan, está hecha la torta.

Cfr. mim. 149.

En la aparición de Dios en figura de tres hombres se vislumbra el misterio de la Santisima Trinidad. Así lo entienden unánimes los santos Padres y lo dice la Iglesia en el Oficio Divino: «Vió tres y adoró a uno» 1. En los tres hombres, a dos de los cuales llama ángeles 2 la Biblia, ven los más de los santos Padres figuras bajo las cuales solía aparecerse Dios visiblemente a Abraham: otros suponen que fueron ángeles, representantes de Dios, y que como tales fueron honrados por Abraham v Lot.

Se habla en el Antiguo Testamento con frecuencia del Angel del Señor (aAngel de Yahve»), medianero de la divina Revelación y forma visible de Dios mismo (ami Nombre es en El», Exod. 3, 20-23; es decir, en El y mediante El aparezco vo mismo). Se presenta como Dios, se llama Dios o Vahve. y recibe nombres y honores divinos. Se aparece a los patriarcas: a Abraham en Mambre y más tarde en el sacrificio de Isaac; a Jacob en Betel; a Moisés en la zarza. Libra a Israel de la cautividad de Egipto, da la Lev en el Sinaí, precede al pueblo en forma de columna de nube, se aparece a Josue y a Gedeón, al padre de Sansón y llama a Samuel; apellídase «Angel de la Alianza». A veces se distingue de Dios, y se presenta como enviado suvo. Los más de los santos Padres dicen que este «Angel de Dios», enviado por el Señor, es Dios mismo, el Hijo de Dios, el cual en el Antiguo Testamento preparaba la Redención, que El mismo había de llevar a cabo después de vestir carne mortal. Otros santos Padres ven en El un verdadero ángel, del cual se servía Dios en el Antiguo Testamento para comunicarse con los hombres 1.

# 18. Destrucción de Sodoma v Gomorra

(Gen. 18, 16 a 19, 28)

**154.** Acompañó Abraham a los tres extranjeros todavía un trecho, en dirección a Sodoma. Dijo entonces el Señor: «¿Cómo es posible que vo encubra a Abraham lo que voy a ejecutar, habiendo de ser él padre de una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Bien sé yo que ha de mandar a sus hijos, y a su familia después de sí, que guarden el camino del Señor, y obren según rectitud y justicia, para que el Señor cumpla por amor a Ábraham todas las cosas que tiene prometidas». Dijo, pues, el Señor a Abraham: El clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y la gravedad de su pecado ha subido hasta lo sumo 4. Los dos ángeles partieron de allí, tomando el camino de Sodoma, mientras Abraham, asombrado, quedó de pie delante del Señor (Gen. 18, 17-22).

Y acercándose Abraham al Señor, intercedió por las ciudades nefandas con súplicas conmovedoras, en que andaban a porfía el amor, la humildad y la confianza, diciendo: «. Por ventura destruirás al justo con el impío? Si se hallasen c'ncuenta justos en aquella ciudad, ¿no perdonarás a todo el pueblo por amor de los cincuenta justos?» Respondió el Señor : «Si yo hallare en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a todo el pueblo por amor de ellos». Temió Abraham que ni siquiera tan corto número de justos hubiese en Sodoma e insistió: «Ya que una vez he comenzado, hablaré a mi Señor, aunque yo sea polvo y ceniza. Y si faltaren cinco justos al nú-

Resp. II Noct. Domin. in Quinquag.

<sup>1</sup> Resp. II Noct. Domin. in Quinquag.
5 Gra. 10, 1; cfr. num. 154.
Gra. 10, 1; cfr. num. 154.
Para más detalles, cfr. san Agustín, De Trin. L 3, c. 11; q. 3, in Exod.; santa Tomás, Summa theol. 1, 2, q. 08, a. 3; Heinrich, Dogmatische Theologie, IV, 47 ss.; Kath. 1882, II, 149. Opinan alturos que, cuando se habla del exingl de Yahves, no se trata de una aparición de Yahve, sino de una glosa teológica, una manera de indicar que no se quería hacer intervenir directamente a Yahve (RB 1053, 21-225); mas esto no se concilia con las ideas teológicas de aquellos tiempos (cfr. Hetzenauer, Theol. bibl. 1, 470).
Es decir, lo horrible y abomirable de sus pecados clama al cielo venganza (cfr. núm. 81). Segun Ezech. 16, 40 s. y Iudæ 7, los pecados de orgullo, intemperancia, lujuria, y muy especialmente el pecado contra naturam, llamado sodomía, claman al cielo con gritos espantosos pidiendo venganza. Según Sap. 14, 26 y Rom. 1, 18 es un abominable desvario (sinversión sexualo), oprobio del paganismo.

mero de cincuenta, ¿destruirás la ciudad toda entera, porque los justos no son más que cuarenta y cinco?» Respondió el Señor: «No la destruiré, si hallare en ella cuarenta y cinco justos». Insistió todavía cuatro veces Abraham, hasta que, reduciendo, llegó al número de diez. Y prometió Dios con benévola paciencia y mansedumbre: «No la destruiré por amor a los diez». Tras esto, desapareció el Señor, y Abraham regresó a su tienda (Génesis 18, 23-33).

155. Pero en Sodoma no se encontraron diez justos. Por eso, mientras Abraham intercedía cerca del Señor, los dos ángeles prosiguieron su camino, y sin ser llamados o detenidos por el Señor, llegaron a Sodoma al atardecer, al tiempo en que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verles, éste se levantó, fué a su encuentro, postróse en tierra y dijo: «Ruégoos, señores míos, que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedeis en ella; lavaréis vuestros pies y de madrugada proseguiréis vuestro camino». Respondieron ellos: «No, pues nos quedaremos a descansar en la plaza» 1. Pero Lot logró con sus instancias que se hospedasen en su casa. Preparó un banquete, coció panes sin levadura y les dió de cenar. Pero antes que se fuesen a acostar, cercó la casa una multitud de hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, que querían violentar a los extranjeros a su nefando vicio contra naturaleza<sup>2</sup>. En vano ofreció Lot todo para contenerlos 3. Ya estaban a punto de forzar la puerta, cuando he aquí que los huéspedes metieron a Lot dentro, dejando momentáneamente ciegos a los de fuera de suerte que no pudieran atinar más con la puerta. En seguida diieron a Lot: «Saca de esta ciudad a todos los tuyos, pues yamos a arrasar este lugar» (10, 1-13).

Habló, pues, Lot a los dos jóvenes a quienes iba a dar a sus dos hijas en matrimonio, y les dijo: «Levantaos y salid de este lugar, porque va el Señor a asolar esta ciudad,» Mas ellos creían que Lot se chanceaba. Al apuntar el alba, daban prisa los ángeles a Lot, diciendo: «Apresúrate, toma a tu mujer y a tus dos hijas, no sea que perezcáis vosotros en esta ciudad malvada.» Viendo que Lot se entretenía, le asieron de la mano, a él y a los suyos, y le sacaron y pusieron fuera de la ciudad, diciendo: «No mires hacia atrás, sino ponte a salvo en el monte.» Lot recabó de Dios con sus oraciones que fuese perdonada la pequeña ciudad de Segor, que estaba en la proximidad, en la cual pudo refugiarse (Génesis 19, 14-22).

**156.** Al apuntar el sol, entraba Lot en Segor. Entonces el Señor hizo llover del cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra y arrasó estas ciudades con toda la comarca, a los moradores de las ciudades y todas las verdes campiñas de aquella región. La mujer de Lot, volviéndose a mirar hacia atrás (pues no creyó la advertencia de los ángeles) , quedó convertida en estatua de sal 6. Habiendo ido Abraham muy de mañana al lugar donde el día anterior había conversado con el Señor, se puso a mirar hacia Sodoma y Gomorra y a toda aquella comarca, y vió levantarse de la tierra un vapor como la humareda de un horno. Pero el Señor, acordándose de Abraham, al destruir los pueblos de aquella comarca, libró a Lot de la ruina de las ciudades en que hasta entonces había morado (Gen. 19, 23-29).

<sup>1</sup> Fórmula cortés de rehusar, para dar pie a una invitación más apremiante.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esto indica que la corrupción había llegado a sumo grado; ni siquiera se guardaban los miramientos que impone la hospitalidad.

mientos que impone la hospitalidad.

<sup>3</sup> Sus manifestaciones y ofrecimientos procedían sin duda de buena intención; pero sólo se explican por el atolondramiento de Lot, de no admitirse que la Biblia le pinta como justo, sólo en comparación con los infames sodomitas. El relato da a entender que Lot se encontraba en Sodoma en situación muy crítica, como lo hace resaltar san Pedro (11 Petr. 2, 7-8; cfr. Sap. 10, 6 y 19, 16), pero que su ajustician no llegaba a la de su tío Abraham, antes bien estaba entre ésta y la perversión de los malvados sodomitas. Nótese que Lot iba a dar a sus hijas en matrimonio a dos hombres de Sodoma (lo cual vino a impedirlo el castigo), y que sus hijas se portaron después ignominiosamente, prueba evidente de que no habían evitado el contagio de la inmoralidad reinacte. Pormenores acerca de Lot, su mujer y sus hijas, y juicios de los santos Padres, pueden verse en Zschocke, Die Biblischen Franen. 73 ss.

<sup>4</sup> En esto debió de conocer Lot que eran enviados de Dios. 4 En esto debió de conocer Lot que eran enviados de Dios.

Sap. 10, 7.

8 Probablemente le alcanzó el furioso incendio; y cubierta por las masas de sal de piedra que ardientes o fundidas salfan del suelo, quedó convertida en escoria de sal. Se explica fácilmente que el recuerdo de la trágica suerte de la mujer de Lot haya ocupado la fantasía popular y relacionado aquel triste suceso con las columnas de sal existentes en los alrededores del mar Muerto; pero nada tiene que ver en esto la Sagrada Escritura, ni siquiera Sap. 10, 7.

El castigo alcanzó a Pentápolis (Sap. 10, 6), esto es, la región de las cinco ciudades: Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim y Segor (Deut. 29, 23; cfr. Génesis 10, 10: 14, 2). Esta última fue perdonada. Se llamaba propiamente Bala igarganta, hendidura), sin duda por su situación (Gen. 14, 2), y recibió el nombre de Segor, que quiere decir pequeña, porque Lot intercedió por ella a causa de su pequeñez. Estaba situada probablemente en el extremo sudeste del mar Muerto (en el actual es-Safije); más tarde la poseveron los moabitas, descendientes de Lot, como los ammonitas. Gen. 19, 30-38, nos refiere la historia de esta descendencia, fruto de un repugnante incesto que la Sagrada Biblia nos revela, sin duda, por los elevados fines que en ello se propone. La culpa no es propiamente de Lot; éste fué víctima del vino (san Agustín), (como Noé después del diluvio), y en estado de embriaguez perpetró un vergonzoso crimen de lujuria; con este hecho tan poco glorioso desaparece de la historia. Sus hijas fueron las principales culpables y no cabe disculparlas, aunque su pecado admite circunstancias atenuantes. A la descendencia de Moab y Ammón, hijos de este doble incesto, acompaña perpetuamente la mancha de su origen: queda excluída del pueblo de Dios, aun después de la décima generación, es decir, perpetuamente, porque la deshonestidad y falta de piedad de que nació, constituven el rasgo fundamental del carácter y del culto de los dos pueblos (cfr. Deut. 23, 30; IV Reg. 3, 26 ss.). La crítica atribuye este relato al odio nacional judío, o lo tiene por invención de mal gusto. Pero en realidad los motivos porque burlaron a su padre las hijas de Lot están de acuerdo con ciertas ideas y costumbres de Egipto y otros pueblos, atestiguadas históricamente, tanto que por este lado sería superflua la discusión de la moralidad del hecho aquí referido. En contra de la teoría del «odio nacional» está aquel texto del Deut. 2, 9-19: No ha de tomar Israel en posesión la tierra de los moabitas y ammonitas, porque el Señor «la dió en propiedad a los hijos de Lot.» Los modernos creen haber hallado el nombre y lugar de Segor en las ruinas de Zuweira, una hora al noroeste de Diebel Usdum, 22 Km. al noroeste de es-Safije, en la vertiente de la cordillera occidental, frente al mar Muerto.

457. El mar Muerto. Está demostrado por la ciencia que la formación del mar Muerto no fué debida al castigo de las ciudades nefandas, y que el Jordán nunca desembocó en el mar Rojo. Para ello sería preciso admitir que todo el valle de Araba, hasta su divisoría de 240 m. de altitud, hubiese experimentado un profundo hundimiento. Podrían, tal vez, hablar en favor de aquellas hipótesis, las escarpadas laderas del valle del Jordán y los acantilados del lago Asfaltites; mas, ni en la Biblia ni en la geología se halla base para tales afirmaciones. Es igualmente insostenible la hipótesis de haber tenido el mar Muerto antes del castigo las mismas dimensiones y composición que hoy<sup>2</sup>. Geológicamente se ha comprobado que el valle del Jordán, aparecido por hundimiento de la corteza terrestre al principio del diluvium, estuvo durante todo el período fluvial cubierto por un lago, que fué desecándose poco a poco, quedando al sur una cavidad lacustre, cuyas aguas adquirieron su salobridad característica por disolución de vacimientos subterráneos de sal. El Jordán fué abriendo su cauce en el suelo de la fosa ya seca del valle y vertiendo sus aguas en la laguna que llenaba sólo el centro del mar Muerto actual, sin anegar todavía las amplias riberas circundantes, ni el seno meridional (que se extiende desde la península de El-Lisan), donde pudo desarrollarse una vegetación y fertilidad comparable a la del Paraíso (cfr. Gen. 13, 10) . En este extremo sur, en el valle (bosque) de Siddim, actualmente sumergido, estaban situadas las cinco ciudades. En el tercio inferior del mar Muerto la profundidad no pasa de cuatro metros, llegando en lo restante a cuatrocientos. Es tan llano su fondo en algunos parajes, que podría vadearse, si no fuera tan fangoso y salino. Evidentemente, aquí se hundió el suelo más tarde, y fué inundado por las aguas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Elbert, Entstehung und Geschichte des Toten Meeres, en NO 1900, 133 ss. Acerca del mismo tema, Blankenhorn en ZDPV 1896, 5-59 (con abundantes mapas), el cual, empero, cambió más tarde radicalmente de opinión en su Kuzer Abriss der Geologie Palästinas (1912).

<sup>2</sup> Cfr. Heidet en HL 1908, 149 ss.

<sup>3</sup> De elle as busen prusha el becho de subir lenta, pero constantemente, el nivel del mar Muerto.

On. Heldet en HL 1908, 149 88.

De ello es buena prueba el hecho de subir lenta, pero constantemente, el nivel del mar Muerto (fig. 25). Lo atestigua, entre otros el mapa de Madaba (véase en el II tomo de esta obra, núm. 39 y Apéndice I, 8), que data del siglo vi d. Cr.; en él aparece libre una zona de la ribera, que no es transitable hace ya mucho tiempo. — Meusburger, Das Tote Meer (Programm des k. k. Gymnasiums 2u Brixen 1907-1909), ha reunido todas las noticias desde la antigüedad hasta nuestros días y los resultados de todas las investigaciones.

del norte del lago; y con este fenómeno puede tener relación el castigo de que habla el Pentateuco (Gen. 10).

Las causas naturales que coadyuvaron al castigo de Sodoma y Gomorra pueden determinarse de la siguiente manera: El fuego enviado por Dios



Fig. 25 El mar Muerto. Niveies successors: I, infinio, unes que me de profundidad; II a 1 de elevación; III, a 1; IV, a 1 hacia (non a. Cr.); V. invei actual. (De la revista Das Heilige Land).

traves y otros fenómenos) inflamó los gases de los pozos de asfalto y de las fuentes de nafta existentes en aquella región (Gen. 14, 10); tras esto, se incendiaron los yacimientos, con lo que aire y tierra quedaron convertidos en un mar de fuego. En aquel incendio, acompañado tal vez de un terremoto. perecieron las ciudades; el suelo, tan hermoso y feraz en otro tiempo, quedó asolado, desierto y estéril; hundióse el valle de Siddim, sobre el cual se precipitaron las olas salobres del lago. Probablemente intervinieron fenómenos volcánicos, que explicarían la lluvia de fuego y azufre y la humareda y el hundimiento del suelo. No son raros en Siria v Palestina, especialmente en la región del Jordán, los terremotos, convulsiones, corrimientos y hundimientos de la corteza terrestre : consta, además, el origen volcánico de aquella comarca, desde que una expedición americana descubrió en foto restos de lavo y un cráter todavía en actividad. Estos fenómenos debieron contribuir a la intensa disolución de los vacimientos subterráneos de sales, aumentando la densidad de las aguas. Merced a la extraordinaria cantidad de sal que el mar Muerto encierra, se le llama en el Antiguo Testamento «mar de Sal»: recibe también otros nombres, como amar del Desierto», «mar de Asfalto»; la Vulgata le llama «mar Muerto» (Ios. 3, 16), porque en sus aguas no puede subsistir ningún ser viviente v en sus orillas no hav vegetación.

458, También los escritores antiguos, Estrabón, Plinio, Tácito, describen el mar Muerto v su formación. Como refiere Tácito (Hist, 5, 7), caquellas campiñas, que según antiguas levendas eran fértiles v estaban rodeadas de populosas ciudades, fueron arrasadas por fuego celeste; y se dice que aun quedan huellas de aquel cataclismo, y que el suelo, cuva superficie fué abrasada,

perdió la virtud de producir cosa alguna». Recientes investigaciones, hechas a costa de graves dificultades, han suministrado datos más completos acerca del lago Asfaltites 1. Tiene 75 Km. de largo, de norte a sur, por 15 de ancho y 400 m. de profundidad 2. La superficie está 394 m. bajo el nivel del Mediterráneo y 1.154 respecto de Jerusalén. Por tanto, la máxima profundidad de esta enorme depresión terrestre es de unos 800 m. Es como un vasto circo circundado de paredes rocosas, cortadas verticalmente, entre las cuales los ardientes rayos del sol producen un calor insoportable y evaporan las aguas que en abundancia fluven a su seno (el Jordán vierte 6.000 millones de litros al día). El agua es azulada y clara, y está saturada de sal; su densidad es 1'25.

Morte (Paris Tat3).

Tiente poce más o menos la extensión del lago de Constanza, pero es bastante más profundo. El lago de Constanza tivo 70 Km. de lago, es de ancho y 252 m. de profundidad.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Los más importantes son: Schubert (1837), Russegger (1838), Robinson (1838), Lynck (1848), duque de Luynes (1864), espedición germanoslaresa (1641). El P. Abel O. Pr. ha reunido todos los resultados de las investigaciones llevadas a cabo hasta el día de hoy en su obra: Une croisière autour de la mer

Contiene un 28 %, y en algunos lugares un 56 % de sales y otras sustancias. Su sabor es insoportable, nauseabundo y amargo; sal que se arroja en ella no se disuelve; es difícil al hombre sumergirse en aquel líquido, y los objetos que ordinariamente se hunden en otras aguas, allí son empujados a la superficie. El fondo está relleno, en muchos sitios, de fango negro y pestilente; en la superficie flotan frecuentemente grandes manchones de asfalto. Soplan a menudo recios vientos sobre el lago; pero sólo en caso de fuertes tormentas consiguen mover oleaje. Si, por alguna crecida, rebasa sus riberas, al recobrar el nivel ordinario deja en ellas una costra de sal cristalizada, de aspecto níveo. Con frecuencia se ve cubierto de un vapor pesado y cálido, como humo. Sus orillas aparecen blancas por la sal que las cubre. La atmósfera está saturada de partículas salinas, sulfurosas y resinosas; de suerte que, no solamente los objetos que se sumergen en el agua, sino también los seres vivientes que permanecen algún rato en sus proximidades, quedan cubiertos de sal, como lo experimentan los viajeros en sus vestidos. Por eso se mantienen alejados de él los rebaños y animales salvajes; bandadas de aves, que por acaso llegan allá extraviadas, se a ejan en raudo vuelo. El aspecto del contorno es triste y desolador: silencio de muerte por todas partes, ni un signo de vida; sólo el inmenso espeio azul de las aguas, con su hórrido marco de rocas desnudas, escarpadas y abruptas v sus plavas desoladas, cubiertas de margas o de sal, símbolo de la justicia divina que acabó con las abominaciones de este país 1.

La llamada manzana de Sodoma es más bien invención de la fantasía, que fruta posible de precisar; pero la vegetación de los alrededores del mar Muerto es muy característica, y se encuentran algunas clases de frutos, que la imaginación popular pudo interpretar como señal del castigo<sup>2</sup>. Al sudoeste del lago está el valle de la Sal<sup>3</sup>, de dos a tres millas de ancho; y hacia el sur se eleva el collado de Sodoma, Diebel Usdum, de 45 m. de altura, cuya base se compone de sal gema. Llama la atención, al pie de este monte, un bloque de sal de doce metros de altura, denominado por los árabes columna de Lot. Ignoramos si es la misma que describe Josefo 4 y mencionan frecuentemente los santos Padres, o si señala el lugar en que pereció la mujer de Lot. Acaso la extraña figura del monolito diera motivo para relacionarlo con el trágico suceso de aquella desventurada. Nada indica acerca de esto la Sagrada Biblia. Esas «agujas de sal» suelen cambiar de configuración (como las puntas de las montañas calizas y areniscas). El libro de la Sabiduria 5 (10, 7) alude, al parecer, a esta columna, cuando dice: «Todavía hov permanece desierta y humeante aquella tierra en testimonio de sus abominaciones, y los árboles dan frutos que no llegan a sazón, y allí está fija la estatua de sal, padrón de un alma incrédula».

# Nacimiento y sacrificio de Isacc. Agar e Ismael

(Gen. 20-22; cfr. cap. 16)

Después de la destrucción de Sodoma, partió Abraham para la «tierra meridional» (Negeb), y habitó entre Cades y Sur (es decir, en la región sur de Canaán, que mira a Arabia v Egipto). Detúvose algún tiempo en Gerara (20-1), ciudad de los filisteos, próxima al Mediterráneo, unos 75 Km. al sudoeste de Hebrón. Por fin se estableció en aquella comarca de Hebrón (unos 45 Km. al sudoeste), al norte del gran desierto de Farán, camino de Egipto, y cavó un pozo 6. Habiéndoselo disputado las gentes del rey filisteo de Gerara, pactó con esta ciudad y su caudillo una alianza en virtud de la cual quedó dueño del pozo. Desde ese día llamóse aquel

Puede verse una pintura de tonos magnificos en Keppler, Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient \*\* (Friburgo 1922) 303 88.

Fonk, Streifzuge durch die biblische Flora, en BSt V 1, 137 88.

I Par. 18, 12.

Ant. 1, 11, 4.

Sap. 10, 7.
Cir. HL 1905, 117: Wie man im Pailisterland Brunnen grabt.

lugar Bersabee , que quiere decir pozo del juramento (Gen. 21, 22 ss.). Aguí es donde le nació el hijo a Abraham, al año de la promesa del Señor. teniendo el Patriarca cien años, y Sara, noventa. Llamóle Isaac, y le circuncidó al octavo día, según el mandato de Dios. Sara reconoció con agradecimiento, que al favor de Dios debía aquel vástago del cual había de salir el pueblo de Dios, y dijo: «Dios me ha dado motivo de alegrarme, v cualquiera que lo overe, se regocijará conmigo». Creció el niño v se le destetó; y en el día en que fué destetado, celebró Abraham un gran banquete.

Como era de prever, Sara y Agar no podían vivir juntas sin acerbas disensiones; el hijo de la sierva (Ismael) era un continuo peligro para el hijo de la promesa. Ismael, de carácter indómito y fiero, burlaba y perseguía al pequeño e indefenso Isaac, tal vez por envidia de la promesa y no sin culpa de Agar, su madre . Cuando Sara vió esto, dijo a Abraham: «Echa fuera a esta esclava y a su hijo». Dura pareció a Abraham semejante demanda; mas Dios le dijo: «No te parezca cosa recia lo que se te ha propuesto, pues por Isaac será llamada tu descendencia»; como si dijera: los descendientes de Isaac serán tenidos por verdaderos hijos tuyos y herederos de la promesa que se te ha hecho, «Pero también al hijo de la esclava haré padre de un pueblo grande, pues es hijo tuyo.» Levantóse Abraham de mañana, y tomando pan y un odre de agua , púsolos sobre los hombros de Agar, y entregándole el hijo, la despidió 4.

160. Agar fué al desierto de Bersabee y anduvo allí errante; «y habiéndosele acabado el agua del odre, dejó a su hijo 5 (que se moría de sed) debajo de uno de los árboles que allí había, y se aparto un tiro de flecha; porque decia: No quiero ver morir a mi hijo. Y así sentada en frente de Ismael, alzo el grito y comenzó a llorar. Pero Dios oyó la voz (de Agar v) del muchacho; y el Angel de Dios desde el cielo llamó a Agar diciendo: ¿Qué haces, Agar? no temas; porque Dios ha oído la voz de tu hijo, Levántate y toma al muchacho; pues yo le haré cabeza de una gran nación. Y Dios abrió los ojos de Agar, la cual, viendo allí cerca un pozo de agua, fué corriendo, y llenando el odre dió de beber al muchacho. Este fué creciendo y vivió en el desierto 🖫 llegando a ser muy

<sup>1-</sup> En adelante Abraham e Isaac vivieron principalmente en Bersabee (cfr. 21,1-14-22; 22, 1-19; th adetante Adraham e Isaac vivieron principalmente en bersabec (ctr. 21,1 14, 22; 22, 1 19; 24, 52; 25, 11; 26, 23; 28, 10); transitoriamente también en Gerara (20, 1; 26, 1 17) y en Hebron (23, 1; 25, 9). Ctr. Dornstetter, Abraham 39 ss. Hacia el fin de sus años vivió Isaac en Hebrón, lo mismo que facob a su regreso de Mesopotamia (35, 27; 37, 1 14; 46, 1). — Una de las dificultades que ofrecen estos relatos es que en ellos se habla del país y del rey de los filisteos, de los cuales no tenemos noticias extrabíblicas, sino más tarde. Pero Gen. 21, 34; 26, 1 18; Evod. 13, 17; Iosne 13, 2 (cfr. Dent. 2, 23) atestiguan que ya en época preisraelita los hilisteos habitaban la región meridional de la costa. Segun Gen. 10, 14, vinieron de Casluim (delta oriental del Nilo). Tampoco del nombre de secunosos teremos tertimosos estritos sino siglos más tardo de su junigración. los canancos tenemos testimonio escrito, sino siglos más tarde de su inmigración. Según recientes investigaciones, parece que existieron varias inmigraciones de diversas tribus y por distintos lados. La inmigración de filisteos procedentes de Caphtor (Creta), de que hablan Amos 9, 7 y Icrem. 47, 4, es seguramente la segunda, acaecida en tiempos de Ramsés II; procedentes de Creta, ocuparon la delta del Nilo, pero arrojados de allí, se establecieron en la región septentrional de la costa siria. Cír. Nagl, Nachdav. Königszeit 155 ss.; Dornstetter, Abraham 151. — Por lo demás, la Biblia sitúa Gerara en el país de los filisteos, mas no Bersabee, lo cual está de acuerdo con la realidad.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Gen. 16, 12; 17, 16 ss.; Gal. 4, 29.
<sup>3</sup> Todavía hoy se usan pellejos en Oriente para llevar los líquidos, pues las vasijas de barro se quiebran con facilidad y las de metal echan a perder el contenido con el calor que le comunican. Se hacen ordinariamente de una piel entera de cabra o de macho cabrío, sin la parte correspondiente a la cabeza y a los pies; en las cuatro extremidades se atan las correas que han de servir para coger, transportar o colgar pellejos. — De la manera como Abraham despidió a Agar, y de lo que sucudió después (v. 21 ss.), se deduce que el Patriarca señaló a la sierva el lugar donde debía vivir. Pero ésta erró el camino, por lo que no fueron suficientes las provisiones.

Esta lectura de la Vulgata, conforme con el texto hebreo, soslaya una dificultad que se presenta

en la versión griega y se ha utilizado para demostrar la existencia de un adoble relato». Segun el texto griego, parcee ser que la madre cargó sobre las espaldas a su hijo Ismael, el cual tenía ya 17 años. No habiendo reparado los intérpretes antiguos en esta dificultad, es de suponer que la variante actual radicional, que tan acertadamente inició san Agustín. Cfr. Hoberg, Genesis<sup>2</sup> 215; Allgeier, Doppelberichte 50 ss.; Ehrlich, Randglossen zur hebraischen Bibel I, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> El texto hebreo no dice: «ella lo arrojó», sino: «ella lo puso en el suelo» o «ella le hizo echar-e en el suelon.

en el sucton.

6 Agar vivió con su hijo Ismael en el desierto de Farán. Al occidente de éste, mirando a Egipto, se extendía el desierto del Sur, llamado hoy Djifar. Todavía hoy se llama la fuente de aquet paraje fuente de Agar (tal vez la mencionada en 16, 14, o también la de este pasaje), en el camino que conduce a las caravanas a Egipto, unos 90 Km. al mediodía de Bersabee, 135 Km. de Hebrón.

diestro en el manejo del arcon. Pero, como Dios había predicho, fué un hombre fiero, cuva mano se alzaba contra todos, y las manos de todos contra él. Sus doce hijos fueron cabezas de otras tantas tribus árabes, que con sus correrías salvaies y desenfrenadas no han desmentido a su padre hasta el día de hoy 1. Ismael asistió más tarde con su hermano Isaac al entierro de su padre Abraham y murió a los ciento treinta y siete años de edad . Una hija (o nieta) casó más larde con Esaú 3.

La expulsión de Ismael pareció muy dura a Abraham, mas fué un justo castigo para Ismael y Agar y una orden expresa de Dios, indispensable para la realización de los designios que el Señor tenía con Isaac, a quien Ismael despreciaba y envidiosamente pretendía anular. San Pablo nos descubre el profundo misterio de este suceso, así como el análogo de Esaú. Dos enseñanzas importantes le fueron dadas al pueblo de Dios luego de su nacimiento: 1, que la dignidad de pueblo escogido se debía a la libérrima y graciosa elección divina, y 2, que esa dignidad no radicaba en la descendencia según la carne, sino en la conformidad de sentimientos con Abraham: «No todos los que son del linaje de Abraham son (por eso) hijos (legítimos de Abraham y de Dios), sino: por Isaac se contará tu descendencia, es decir: no los que son hijos de la carne. éstos son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, esos se cuentan por descendientes» 4. Con estas palabras nos exhorta el Apóstol a permanecer fieles v constantes en la fe, para llegar a ser partícipes de las promesas. Los más de los judíos fueron infieles, y por ende, desechados como Ismael; los cristianos ocuparon su puesto, como hijos espirituales de Abraham: «Nosotros, hermanos míos, somos hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas, así como entonces el nacido según la carne perseguía al nacido según el espíritu, así sucede también ahora. Pues ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava v a su hijo: que no ha de ser heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Según esto, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, cen cuva libertad Cristo nos hizo libres» 5. Los dos hijos de Abraham son digura de los dos Testamentos: el uno, dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, simbolizado en Agar, la Jerusalén (judía), la cual sirve juntamente con sus hijos (a la Ley vieja). Mas aquella Jerusalén de arriba (la Iglesia de Cristo), es libre, y ella es nuestra madre» .

161. No habían terminado las pruebas de Abraham. Había de dar todavía la señal más grande de su amor a Dios sobre todas las cosas y de su fe inquebrantable en las divinas promesas. Estaría a la sazón Isaac en la flor de la edad , cuando Dios llamó de noche a Abraham y le dijo: «Abraham, Abraham». Y Abraham respondió: «Aquí me tenéis, Señor». Dijole Dios: «Toma a Isaac, tu hijo único, a quien amas, y ve a la tierra de la aparición (del Señor) 8 y ofrécemelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que vo te mostraré». Cada palabra de esta orden era una flecha que traspasaba con agudos dolores el corazón de Abraham. Un mandato de esta naturaleza debió de parecerle incomprensible; estaba en contradicción con el precepto expreso de no derramar sangre humana. Pero además, ¿cómo había de exigir Dios el sacrificio del hijo único y muy dilecto? En qué iba a parar la promesa de hacerle padre de una gran multitud por Isaac, y ascendiente del Redentor? Pero Abraham era un «hombre de Dios», por lo cual dice el Apóstol san Pablo: «Por la fe, Abraham,

Cfr. Gen. in, 12; 25, 12 ss. Acerca de los descendientes de Ismael, los beduínos, cfr. HL 1870 y 1871; 1883, 149. XK XIV (1915-17), 429 ss.

Cir. Gen. 25, 9 17; 28, 9; v. num. 170.

Cir. núm. 178.

Rom. 9, 7 5, Gal. 4, 28 84.

Gal. 1, 24 ss. Resulta e-to de la narración misma. Josefo cree que tendría unos 25 años, otros interpretes

hebreos antiguos opinan que de 30 a 35.

En hebreo Moriyah, «aparición del Señor», o slugar donde apareció el Señor». El nombre recibió En neutreo Moriyan, apparicion dei Senori, o augar donde aparecto el Senori. El nombre recomo esta interpretación del suceso que aquí se narra (efr. núm. 163). El nombre primitivo parece tener alguna relación con Amurn o Martu, país de los amoritas o amorreos, e indicar que ya en tiempo de los amorreos se daba a dicho monte algún significado religioso. Respecto a su identidad con el monte del Templo, no hay otro argumento biblico que la coincidencia de nombre (11 Par. 3, 1); pero la tradición antigua lo afirma categóricamente. Cfr. Dornstetter, Abraham 137; Hummelauer, Comm. in. Gen. 432-

cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el mismo que había recibido las promesas sacrificaba al unigénito; él, a quien se había dicho; de Isaac saldrá tu descendencia que llevará tu nombre. Mas pensó, que Dios le podía aún resucitar de los muertos» 1. Estaba, pues, convencido de que el misterio, al parecer incomprensible, tendría solución en manos del Dios todopoderoso, aun cuando fuese preciso un prodigio inaudito.

162. Sin vacilar ni replicar, levantóse Abraham, siendo aún de noche: partió la leña para el holocausto, cargóla sobre el asno, y tomó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Al tercer día de camino 2, divisó a lo lejos el lugar 3, y dijo a sus criados : «Aguardad aquí con el jumento : que vo y mi hijo subiremos allá arriba con presteza, y acabada nuestra adoración, volveremos a vosotros». Creía, pues, firmemente que de fijo volvería con Isaac, salvado de la muerte o resucitado. Tomó la leña del holocausto, v cargóla sobre las espaldas de su hijo Isaac. Y él llevaba en las manos el brasero con el fuego y el cuchillo. Así subieron los dos al monte.

Por el camino, dio Isaac a su padre : «: Padre mío !» Y le respondió Abraham: «¿Qué quieres, hijo mío?» «Veo, dijo Isaac, el fuego y la leña; pero ¿dónde está la víctima del holocausto?» Abraham respondió, con el corazón acongojado, aunque rendido a la voluntad de Dios: «Hijo mio, Dios sabrá proveerse de víctima para el holocausto». Continuaron su camino y llegaron por fin al lugar que Dios le había mostrado, en donde Abraham erigió un altar y acomodó la leña: y habiendo atado a Isaac, su hijo, púsole en el altar sobre el montón de leña. Entonces extendió su

mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo.

Había sostenido Abraham la prueba hasta el fin : y en este punto descubre Dios, con gran sorpresa y alegría del Patriarca, que la orden divina, incomprensible humanamente, era una prueba, mediante la cual, la suma fidelidad había de obtener la más alta recompensa. De súbito el Angel del Señor gritó del cielo: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño alguno; porque ahora conozco que temes a Dios; pues no has perdonado a tu hijo único por amor de min L. Levantó Abraham los ojos, tal vez advertido por algún rumor, v vió detrás de sí un carnero , enredado por los cuernos en un zarzal, «v habléndolo tomado, como ofrecido por Dios mismo, lo sacrificó en holocausto en vez de su hijo. Y llamó a este lugar: Dios ve 6. De donde, hasta el día de hoy, se dice: en el monte el Señor verá» 7.

Llamó el Angel del Señor, por segunda vez, desde el cielo a Abraham, diciéndole: «Por mi mismo he jurado, dice el Señor: que en vista de la acción que acabas de hacer, no perdonando a tu hijo único por amor mío, vo te llenaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar; y en uno de tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra; porque has obedecido a mi voz». Ya lo había Dios prometido a Abraham en otra ocasión; mas en ésta, confirma sus promesas de la manera más solemne; pues, como dice

<sup>1</sup> Holo, 11, 17 ss. De Bersabee a Jerusalen hay mas 15 horas. Pe aquí se ve que Isaac ya no era un miño de tierme edad, pues recerrio este camiro a pie, llevando en sus hombros la leña para el sacrificio.

Mostroscio el mismo Dios, segun se lo había prometido.

Mostroscio el misno Dios, segun se lo había prometido.
 Del angel, que hablaba en nombre de Dios; acaso es el mismo Dios quien habla (cfr. num. 153).
 Los santos Padres ven en el ciamero um tigura de Jesucristo, el cual fue colgado y sacrificado en ma cruz (san Agustín, De Cir. Dei, L. 10, 8, 32c)).
 Abrabam tiene en su memoria la dolorosa respuesta que dié a Isaac, al originate le este por la victima; «Dios proveerá (hebr.; Dios verá) la víctima». ¡Con cuanta alegría puede reordarlo ahora, y hacer del monte un monumento perpetuo del amor de Dios! De la expresión hebrea se formó el non-tiene. bre Maria, el cual encierra también la idea de la caparición del Señoro. Mediante el sacrificio de Abraham bre durid, et cua enciera tanimien a aica de la rapartició del remplo del Templo (II Reg. 24, 16; 11 Reg. 5, 1 ss.; II Par. 3, 1; Fl. Josefo, Ant. 1, 13, 2; cfr. núm. 548).

La bebreo escr vistos, es decir, aparecer.

san Pabio 4, «no tenía Dios otro mayor por quien jurar». Lleno de gozo, regresó Abraham con su hijo al lugar donde habían quedado los criados. v se volvieron todos juntos a Bersabee.

164. No se puede ver en esta narración una reminiscencia de sacrificios de niños, cual si los hebreos hubiesen tenido tal práctica en algún tiempo, como los pueblos semitas v cananeos. No hay vestigio alguno que sugiera esta opinión. La prueba de Abraham y esta narración tienen por objeto declararnos que Dios no quiere sacrificios humanos, cuales los practican los gentiles, sino el sacrificio del corazón: el valor del sacrificio está en el espiritu piadoso y crevente, no en el objeto sacrificado. Nos enseñan, además de esto, que los sacrificios de animales substituyen a los humanos, teniendo, por consiguiente, el sacrificio carácter simbólico. Esta idea es el fundamento de los sacrificios expiatorios del mundo antiguo; mas es tan grande su importancia en la historia de la Revelación y en su aspecto de precursora de la Redención, que la Biblia la realza por medio de un hecho que debió de imprimirse hondamente en el corazón v en la vida del patriarca Abraham. Objetan los modernos no haber sido posible que Dios descara, ni aun como prueba, un sacrificio opuesto a la santidad, justicia, moral v humanidad, ni que Abraham crevese haberle Dios exigido en realidad sacrificio semejante; se desvanece esta objecion considerando que el Patriarca se encontraba en país cananeo y conocia las costumbres de los habitantes tocante a sacrificios humanos (niños, primogenitos), usados desde los tiempos históricos más remotos. De consiguiente, la prueba de Abraham consistió en exigir Dios, al parecer, un sacrificio que nada tema de extraño en aquella comarca, si bien era tenido por cosa de mucha consideración, doblemente grande, tratándose del hijo único y heredero de las promesas divinas. Es como si Dios hubiese exigido de Abraham una cosa superior a lo que los cananeos de aquella comarca solían hacer (en ciertas ocasiones), sacrificando a sus dioses lo más querido y precioso (un niño, el primogénito). La fe de Abraham sostuvo la prueba; no vaciló en sacrificar a su hijo unigenito muy amado, si Dios así lo exigía, ni vaciló su fe en la divina promesa (aconsiderando que Dios le podía aun resucitar de los muertos»; Hebr. 11, 19). Obtuvo en recompensa la renovación de las promesas, y aprendió que Dios no apetece sacrificios humanos, sino fiel sumisión y obediencia. La narración es una «obra maestra de descripción psicológica»,

Isaac es la figura más refulgente del sacrificio de Jesucristo. Abraham, olda la voz de Dios, no perdona a su hijo unigenito y muy amado. Dios «no perdono a su Unigénito, sino le entregó por todos nosotros» 3. Isaac, sumiso y obediente, llevó sobre sus espaldas hasta el monte Moria la leña en que había de ser sacrificado. Cristo arrastra el leño de la cruz hasta una altura del mismo monte, cobediente hasta la muerte y muerte de cruz» 4, ccomo un cordero que no abre su boca». Isaac se dejó atar voluntariamente y poner sobre el montón de leña. «Cristo fué sacrificado porque El mismo quiso» y se dejó clavar en la cruz. Pero Isaac era sólo una figura; «como tal, lo recobró Abraham» 6, v en su lugar Dios le presentó un carnero; en cambio el sacrificio de Jesucristo se llevó a cabo; entregado por su mismo Padre por todos nosotros, derramó Cristo su preciosísima sangre para dar satisfacción cumplida por nuestros pecados. Isaac fué también una figura de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pues aunque no murió realmente como Cristo, fué entregado por su padre a la

muerte y devuelto a éste como resucitado de entre los muertos?.

La Ley y los profetas reprobaron y combatieron, como la mas exectable chominación, los sacrifi-La Lee y los profetas reprobaron y conhatieron, come la mas execuable cheminacion, los sacrificios humanos (de niños), usados en los pueblos vecinos, e introducidos en Israel con el culto idolátrico por los pueblos paganos próximos; cfr. núm. 125. No deja de haber algo de verdad en suponer que esta narración encierre una profesta contra la locura de que Dios exija el sacrificio real de los primogénitos, o de que tales sacrificios sean de infalible eficacia cuando se ofrecen en caso de necesidad, locura que perduró hasta la época de los reyes, fomentada por el ejemplo de los pueblos circunvecinos (cfr. IV Reg. 3, 27; 16, 3; 21, 6; Mich. 6, 7) (Kautzsch 44). Pero no es cierto que el relato naciese de esta tendencia y que no tenga fundamento real en algun suceso histórico de la vida de Abraham. Cfr. Mader, Die Menschenepfer der alten Hebraer en BSt XIV 560 ss.

3 Rom 8, 32.

4 Philipp. 2, 8.

5 Is. 53, 7.

6 Hebr. 11, 10.

7 Acerca de la representación de este sacrificio en las caracumbas, cfr. Kraus, Reahouvklepadae 1, 3; Kaufmann, Archãologie 335.

Acerca del sunto, cfr. Dornstetter, Abraham 51, 35. Acerca del simbolismo, cfr. Weiss, Messian. Verbilder 14.

# 20. Matrimonio de Isaac con Rebeca. Muerte de Abraham

(Gen. 23-25)

165. Murió Sara en Hebrón a los ciento veintisiete años de edad. Hízole Abraham las honras fúnebres con gran llanto, y la enterró en Mambre , en una cueva doble que compró por cuatrocientos siclos de plata. para evitar toda clase de querellas.

El capítulo 23, así como el siguiente, es un modelo de descripción animada y exacta. Refleja, hasta en los más pequeños pormenores, las ideas, costumbres jurídicas, usos y estado de Canaán en los tiempos más remotos conocidos por la historia. En primer lugar trae a la luz de la historia a los «hijos de Het» = heteos = ketas (lámina 5c), de los cuales sólo la Biblia, al parecer, ha guardado noticia; v atestigua que habitaban y poseían en propiedad aquel país (también al sur), que más tarde hubieron de abandonar a Egipto, sin ser desposeídos totalmente de él 2. Los datos acerca del duelo de Abraham, las formalidades de la compra y venta , el precio del terreno y aun las formas de cortesía, responden con exactitud a las costumbres orientales que aun hoy se observan en parte, y al derecho de aquella época, atestiguado por los monumentos 4.

La importancia histórica de este pasaje está sobre todo en consignar que Abraham, después de vivir largo tiempo en Canaán como peregrino, adquirió en propiedad jurídica el sepulcro de su familia, asegurando así a sus descendientes cierto derecho a poseer en la tierra de promisión. Era costumbre ordinaria en Oriente enterrar a los muertos en cuevas naturales o artificiales. La extensión y disposición de éstas dependía de las circunstancias, como aun hoy puede apreciarse. Se cavaban horizontalmente en la ladera de los montes; a veces, una serie de gradas conducían al interior. El techo era ordinariamente abovedado, sostenido por columnas. En algunas de estas cámaras subterráneas destinadas a sepulcros familiares, había en las paredes laterales nichos en forma de hornos, de unos dos metros de profundidad; en otras se depositaban los cadáveres en fosas cavadas en el suelo; menos frecuente era enterrar a los muertos en sarcófagos de piedra, cubiertos con losas talladas. Estos hipogeos eran oscuros, no teniendo otro acceso que la entrada angosta, cerrada por una losa o por puertas giratorias sobre goznes. Algunos constaban de varios compartimientos, unidos por corredores, y en tal forma dispuestos, que los más interiores eran más profundos, salvándose el desnivel por medio de gradas. Los exteriores eran al parecer antecámaras, pues de ordinario no había nichos o tumbas en sus paredes 5.

166. El sepulcro de Abraham en Hebrón, donde fueron sepultados Sara v Abraham, Isaac y Rebeca, Lía y Jacob , es tenido en gran veneración desde la antigüedad. La emperatriz Elena erigió una iglesia magnífica sobre bases que, según los judíos, datan del tiempo de Salomón. Los cruzados la restauraron casi desde los cimientos, instituyendo un obispado y una colegiata (1167). Pero veinte años después el sultán Saladino transformó la iglesia en mezqui-

Por su forma llamábase la cueva Macpela, es decir, duplicado; estaba situada al extremo del

Por su forma llamabase la cueva Machela, es decir, duplicado: estaba situada al extremo del campo de Efrón el heteo, frente al hosque de Mambre (cfr. núm. 140 y 142).
Cfr. núm. 9. — Los críticos ya no poren en duda como antes la tradición bíblica de que ya en tiempo de los Patriarcas hubiese heteos en Hebrón. Está averiguado que en la época de Amarna vivían en el sur de Palestina como señores de un país conquistado por ellos. Pero su innigración fué muy anterior, «La inscripción de una lápida sepulcral egipcia, que se conserva en el museo del Louvre, da cuenta de heteos establecidos en el sur de Canaán, no en tiempo de Abraham, sino dos siglos antes: los objetos de alfarería encontrados en ruinas antiguísimas de ciudados palestinenses, presentan el mismo aspecto que los de Capadocia, metrópoli de los heteosu. (Prof. Sayce, Oxford). Cfr. Dornstetter, Abraham 142. La gran influencia de Egipto en el arte heteo supone entre ambos pueblos un contacto más íntimo que el mero tráfico comercial existente entre Egipto y Asia Menor. No es inverosímil que el movimiento de los reyes Hyesos tuviese alguna relación con el avance de los heteos hacia el sur.
Abraham epesó en presencia de ellos el dinero, 400 siclos de plata, moneda corriente», El siclo era en aquel tiempo unidad de peso, no una moneda en el sentido que más tarde tuvo esta palabra. Circulaban trozos de metal de determinado peso, que se volvían a pesar cada vez que se hacía alguna

Circulaban trozos de metal de determinado peso, que se volvían a pesar cada vez que se hacía alguna \*\*Compra. (Fr. Thousen, Komboulium der palistinensischen Allertunskunde (Tubinga 1913) 93.

\*\*Cfr. Bauer, Volkslehen im Lande der Bibel\* (Leipzig 1993) 194; III. 1994, 181; 1998, 187;

<sup>1900, 20 88.

5</sup> Cfr. Vincent, Canaan 206-205; Thomsen, 1, c. 74-70.

5 Cen. 23, 19; 25, 9; 35, 27; 49, 31; 50, 13, Cfr. num. 142.

ta (1187). Domina esta todo Hebrón; el rectángulo de quince a veinte metros de altura, setenta de longitud y cincuenta de anchura que rodea al edificio. tiene en la base sillares tan grandes (los hay de seis metros de largo) como los restos del templo de Salomón, pero no son anteriores a la dominación romana. La iglesia, de tres naves, está situada en la parte meridional de este rectángulo; en medio de la iglesia se admiran los monumentos funerarios de Isaac v Rebeca, el uno frente al otro; análogamente fuera de la iglesia, en el vestíbulo, hay unos pequeños edificios con los mausoleos de Abraham y Sara, Jacob v Lía. Los sepulcros se encuentran debajo de la iglesia, en la cueva doble, cuvo acceso a nadie le está permitido. Está rigurosamente prohibida a los cristianos la entrada en el interior de la mezquita, que hasta el presente se ha franqueado. por excepción, sólo a algunas personas de sangre real 1.

**167.** Abraham era va muy anciano, y Dios le había bendecido en todas las cosas. Antes de morir, pensó en buscar para su hijo Isaac 2 una esposa temerosa de Dios. Dijo, pues, al criado más antiguo de su casa. Eliezer, mayordomo de cuanto tenía: «Júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no casarás a mi hijo con mujer de los hijos de los cananeos, entre los cuales habito; sino que irás a mi tierra y a la parentela mía, y de allí traerás mujer para mi hijo Isaac». En la elección de esposa para su hijo, puso Abraham muy por encima de todos los bienes terrenos la comunidad del más estimado tesoro: la verdadera religión, Respondió Eliezer: «Y si la mujer no quisiere venir conmigo a este país, ¿debo por ventura llevar a tu hijo al lugar de donde tú saliste?» Respondió Abraham: «El señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre v de la tierra de mi nacimiento, el cual me juró diciendo: a tus descendientes daré vo esta tierra. El enviará su Angel delante de ti, para que traigas de aquel país mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere seguirte, quedas libre del juramento; pero en ningún caso lleves allá jamás a mi hijo». : Rasgo conmovedor de tierna piedad! Para Abraham la promesa divina es a la vez una orden; y desviarse sólo transitoriamente del cumplimiento de ella, le parece duda pecaminosa y desagradecimiento.

168. Juró el criado, y tomando de todos los bienes de su señor, cargó en diez camellos y salió para Harán a ciudad de Nacor. Luego que hubo llegado, dejó a descansar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua; al mismo tiempo imaginó, con la asistencia divina, tal vez por inspiración del cielo, una señal sencilla a la vez que significativa para reconocer la esposa destinada por Dios al hijo de su señor. Era al atardecer, y las doncellas de la ciudad solían salir a sacar agua del pozo. Eliezer dirigió a Dios esta plegaria: "¡Señor Dios, sé propicio en este día a mi señor Abraham! He aquí que las hijas de los moradores de esta ciudad vendrán a sacar agua. Rogarlas he que me den de beber. Y la doncella que me respondiese: Bebe, y aun a tus camellos daré de beber, esa es la que Tú tienes deparada para tu siervo Isaac, y en eso conoceré vo que has sido propicio a mi amo».

No bien había acabado esta plegaria, cuando he aquí que llegó Rebeca, virgen muy honesta y en extremo hermosa. Traía un cántaro al hombro; había bajado ya a la fuente 4, v. llenando el cántaro, se volvía. Fué entonces a su encuentro Eliezer, y le dijo: «Dame a beber un poquito de agua de tu cántaro». Y ella le respondió: «Bebe, señor mío». Y diciendo y haciendo, bajó el cántaro sobre su brazo y le dió de beber. Y acabando de darle de beber, añadió: «Voy a sacar agua también para tus camellos, hasta que beban todos». Y vaciando el cántaro en los canales, fué otra vez presurosa al pozo a sacar agua para todos los camellos . Entre tanto Eliezer la contemplaba en silencio, ansioso de saber si Dios había hecho próspero su viaje o no. Abrevados ya los camellos,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vease la descripción del interior de la mezquita en III. 1960, 14 ss.
<sup>1</sup> Isaac tenía a la sazón teguin Gen. 25, 20) 40 años, y Abraham, por consiguiente, 140.
<sup>2</sup> Cfr. núm. 130. Harán distaba 900 Km. de Bersabee; en camello o dromedario, que anda más de 150 Km. por día, podía llegar Elicer at término del viaje en 7 u 8 días.
<sup>4</sup> Et. los pozos el nivel del agua estaba ordinariamente algunos pasos más bajo que el suelo y el brocal; por unos peldaños se bajaba a proveerse de agua.
<sup>3</sup> You are poso realizio disputo vo los correllos que habían de proveerse de agua para todo el viaje.

No era poco trabajo, siendo 10 los camellos que habían de proveerse de agua para todo el viaje.

presentole Ellezer pendientes de oro 1 que pesaban dos siclos, y dos brazaletes que pesaban diez, y le pregunto: « De quien eres hija? Hay en casa de tu padre lugar para alojarme?» «Yo soy, respondió ella, hija de Batuel, hijo de Melca y de Nacor.» Y añadió: «De paja y forraje hay en casa provisión abundante, y mucho sitio para hospedaje.» Inclinose profundamente el hombre, adoro al Señor y dijo; "Bendito sea Dios, que me ha guiado directamente a la casa del hermano de mi señor.»

169. Fué corriendo la doncella a casa de su madre, a la cual refirió cuanto había oído. Y ovendo Lapán, hermano de Rebeca, estas palabras, y viendo los pendientes y brazaletes en las manos de su hermana, fue presuroso a la fuente en busca del hombre, y le dijo: «Entra, bendito del Señor, ¿Que haces aquí fuera? Preparado he para ti hospedaje y lugar para tus camellos». Con esto, le introdujo en el alojamiento, descargo los camellos, dióles paja y forraje, y trajo agua para lavar los pies, así a el como a los mozos que le acompañaban. Luego pusieron la comida. Mas él dijo: «No comeré hasta que os hava expuesto mi comisión». Respondió Labán: «Di, pues». Refirióles cómo había rogado a Dios, pidiendo e una señal para reconocer a la esposa de su señor Isaac, y termino con estas palabras: «Si queréis hacer merced y mostrar lealtad a mi señor Abraham, decidinelo; però si pensáis de otro modo, decidinelo también, para que yo siga mi camino». Y respondieron Labán y Batuel: «Obra es ésta del Señor. Alu tienes a Rebeca; tómala, llévala contigo». Postróse en tierra Eliezer y adoro al Señor. Y sacando alhajas de oro y plata y vestidos, se los regalo a Rebeca, y ofreció también presentes a sus hermanos y a la madre. Después de esto, comenzaron alegremente el banquete.

A la manana siguiente, dijo Eliezer: «Despachadme, a fin de que pueda velver a mi amo». A lo que replicaron los hermanos y la madre: «Estése la chica con nosotros diez días siquiera, y después irá». «No queráis detenerme, dijo él; va que el Señor ha dirigido mis pasos, dejadme volver a mi amo». Respondieron ellos: «Llamemos a la chica y veamos lo que dice». Llamada, pues, vino y le preguntaron : «¿Quieres ir con este hombre?» «lré», respondió ella. Con esto la dejaron ir, acompañada de su ama de leche y de los votos de todos, que le decían al partir: «¡Oh! Crezcas en mil y mil generaciones y apodérense tus descendientes de las ciudades de sus enemigos». Rebeca y sus doncellas montaron en camellos y siguieron a Eliezer, el cual volvió presuroso a la casa de su

señor.

Al mismo tiempo, Isaac se estaba paseando por el camino que va al pozo donde el Angel se apareció a Agar; pues vivía en la tierra meridional. Había salido al campo a orar y meditar, cuando el día declinaba. Y habiendo aizado los ojos, vió los camellos que venían a lo lejos. Tambien Rebeca, cuando alcanzó a ver a Isaac, preguntó a Eliezer: «¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro?» Y le respondió: «Aquél es mi amo». Y ella, corriendo prontamente el velo, se cubrió 3. Eliezer contó a Isaac punto por punto los sucesos del viaje. E Isaac hizo entrar a Rebeca en la tienda de su madre, y la tomó por mujer; y la amó en tanto grado, que se le templó el dolor que la muerte de su madre Sara le había causado.

Todavía vivió Abraham treinta y cinco años, y murió a los ciento setenta y cinco 4; y fue a reunirse con sus padres. Isaac e Ismael le en-

terraron en la cueva doble de Mambre, junto a Sara.

171. En este relato no sólo podemos admirar la fidelidad a Dios y el amor paternal de Abraham, sino también apreciar las costumbres y usos jurídicos de aquellos tiempos antiguos. El padre es quien elige esposa al hijo, según derecho babilónico (Hammurabi, 155 s.). Mas no es Rebeca propiedad de su esposo

delante del novio, con el restro tapado por un velo.

4 Gen. 25, 1-18, trae toda su descendencia (de Cetura), a excepción de Isaac, una larga serie de

tribus árabes.

<sup>1</sup> La palabra hebrea vescot, anillo, sortija, puede significar también anillo para la nariz; pero aquí sin duda, pendientes (cfr. Gen. 35, 4). Es decir, al sur del país; ch. anu 150 s. Es costumbre antigua de Oriente presentarse las doncellas en público, y especialmente la novia

por derecho de compra; tanto ella como sus padres reciben regalos. Entre los l'atriarcas no estuvo generalmente en uso la compra de la mujer. Tampoco Labán exigio por sus hijas cosa alguna en concepto de compra. Si la compra de la esposa hubiese sido conforme a derecho, no habrían podido quejarse Lia y Raquel de haber sido vendidas en virtud del contrato de servicio entre Labán y Iacob. Según derecho babilónico antiguo, no se podía exigir el pago del precio de compra convenido en un contrato matrimonial<sup>1</sup>.

Abraham sué a reunirse con sus padres. Estas palabras sólo pueden significar que su alma fué trasladada al lugar donde estaban las de los antepasados que habían sido justos: Sem, Noé, Henoc, Abel y Adán arrepentido: al limbo, es decir, a aquel lugar en que eran guardados todos los justos de la Antigua Alianza, hasta que Cristo abrió de nuevo el cielo, cerrado por los pecados. Mas porque Abraham, padre del pueblo escogido y del Redentor, sobrepuió a todos sus antepasados en la fe v en las demás virtudes, dicho lugar recibió entre los descendientes del Patriarca el nombre de «seno de Abraham» 2, que quiere decir lugar donde se descansa, como en un perpetuo festín, en compañía de Abraham, en su regazo o en su seno, según costumbre oriental.

# 21. Esaú v Jaccb

(Gen. 25-27)

172. Veinte años estuvieron sin hijos Isaac y Rebeca. Por fin oyó el Señor las plegarias de Isaac y le dió dos hijos gemelos . El primogénito era rubio v velludo como un pellico, v fué llamado Esaú, que quiere decir el velludo; al otro se le llamó Jacob, que significa «el que ase al talón», y, en sentido figurado, «el que pone asechanzas» o «el que gana con astucia». Así que fueron mayores, Esaú salió diestro en la caza y hombre del campo '; Jacob, al contrario, era un hombre tranquilo y habitaba en tiendas. Como gustase Isaac comer de las cacerías de Esaú, sentía preferencia por éste; Rebeca, por el contrario, amaba a Jacob; le amaba tanto más, cuanto que Dios le había dicho antes del nacimiento de ambos: «Dos pueblos saldrán de ellos, y un pueblo sojuzgará al otro; y el mayor ha de servir al menoro 6.

Estas profecías comenzaron a cumplirse cuando Jacob, constituído heredero de las promesas con preferencia a su hermano Esaú, que en rigor era el primogénito, adquirió los derechos de primogenitura y la bendición paterna. Ya con esto, los descendientes de Esaú, los idumeos, quedaron siervos, es decir, subordinados a los descendientes de Jacob o israelitas 7.

Cierto día aderezó Jacob un plato de lentejas; Esaú, que del campo venía fatigado, se llegó a él y le dijo: «Dame de ese plato rojo que tienes ahí 8; pues estov muy cansado». Por ello se le dió 9 más tarde el nombre de Edom (que significa rojo). Pero Jacob le replicó: «Véndeme (los derechos de) tu primogenitura» 10. Respondió Esaú: «Me muero (de hambre);

Cfr. Kalt, filbl. Archaelogie num. 30.

Ctr. Kalt, helt. Archaelegte num. 30.

Luc. 16, 22.

Dieciscis años antes de morir Abraham, probablemente en la región de Bersabce, cerca de la fuente de Agar: cfr. Gen. 25, 11 y núm. 159.

Es decir, andaba de aca para allà sin morada fija.

Es decir, solia vivir en casa, en la tienda de sus padres. Pedemos figurarios las tiendas como las de los actuales nómadas y habitantes del desierto. Acerca de la instalación de las tiendas de los beduinos, cfr. A. v. Hórmann en HL 1870, 151 ss.; Miller, Das arabische Zelt, en Benediktin-Monatsschrift 1019, 68 ss. Las tierdas de los patriarcas, dueños de grandes riqu zas, estaban mejor acondicionadas que las de los beduines.

Gen. 25, 23. Cir. mim. 176.

El potaje de l'enteias es aun hey en Siria y Egipto el plato favorito.

No se dice cuándo se le dió este nombre; con seguridad más tarde y per apodo; el historiador nos cuenta lo que estaba en uso en su tiempo.

h Lus derechos de primogenita a consistian en doble parte en la herencia paterna, jefatura de la familia y, hasta cierto grado, señorío sobre los hermanos. En tiempo de los patriarcas tenía además el

ade qué me servirá ser primogénito?» «Iúrame, pues», dijo Iacob, Esaú se lo juró; comió y bebió, y marchóse de allí, dándosele muy poco de haber vendido su derechos de primogénito.

- 173. Habiendo sobrevenido hambre en el país, fuése Isaac a Gerara, al rev Abimelec. Apareciósele entonces el Señor y le dijo: «No bajes a Egipto". Yo estaré contigo y te bendeciré; multiplicaré tu posteridad como las estrellas del benditas todas las naciones de la tierra». Quedóse, pues, Isaac en Gerara. Sembró luego en aquella tierra, y en el mismo año cogió ciento por uno e hízose muy rico. Tuvo rebaños de ovejas y de ganados mayores y muchísimos criados. Temiendo Isaac por su vida, como en otro tiempo su padre Abraham (cfr. número 138), dijo que Rebeca, su mujer, era hermana suva (o sea, pariente). Descubrióse por acaso al poco tiempo la verdad, e Isaac obtuvo, no sin una reprensión, la seguridad plena para sí v su mujer. Tanto crecieron sus riquezas, que suscitaron la envidia de los filisteos, los cuales comenzaron a disputarle los pozos que su padre Abraham y él mismo habían cayado. Pero Isaac cedió amistosa y pacíficamente, y se retiró por fin a Bersabee. Aquí se le apareció por segunda vez el Señor y le dijo; «Yo soy el Dios de tu padre Abraham; no temas, pues estaré contigo y te bendeciré.» Edificó allí Isaac un altar: y habiendo invocado el nombre del Señor, desplegó su tienda de campaña y mandó a los criados que abriesen un pozo. Vino entre tanto desde Gerara a este mismo lugar Abimelec, rev de los filisteos, para reconciliarse con Isaac y asegurar su amistad con un juramento. En el mismo día los criados encontraron agua en el pozo, por le que Isaac le llamó «el pozo del Juramento» 3 y a la ciudad se le llamó Bersabec, hasta el presente día. Por el mismo tiempo Esaú, a los cuarenta años de edad, tomó a dos cananças por esposas; ambas fueron una espina en el corazón de Isaac v de Rebeca.
- Siendo va viejo Isaac, debilitósele tanto la vista, que llegó a falarle . Llamó un día a Esaú a su tienda, y le dijo: «Hijo mío, ya ves que estov viejo v no sé el día de mi muerte. Toma la aljaba v el arco v sal al campo, y en cazando algo, guísame de ello un plato, como tú sabes que me gusta, y traemele para que le coma y mi alma te bendiga antes que muera». Salió luego Esaú al campo.

Rebeca había oído la conversación. Temerosa de que Jacob, su predilecto, quedase pospuesto a Esaú, contra la voluntad de Dios 5, persuadió

primogenito el privilegio sagrado de ejercer el sacerdocio en la casa paterna y, si Dios no disponia otra cosa, recibir la última bendición paterna, acompañada de las divinas promesas (cfr. 27, 4 19 25 85.) núm. 175 s.). Mas para Esaú eran de poco valor los bienes futuros y espirituales. Por eso le llama Hebr. 12, 16 oprofanador de las cosas santas» (profacius).

<sup>12,</sup> in epitodiado de las cosas salidasis (projunta).

1 D ducese de estas palabras que Isaac había pensada refugiarse en Egipto para remediar el hambre, como hiciera en otto tiempo Abraham. — Si el Abimelec aquí nombrado es el mismo que antaño hizo alianza con Abraham (21, 22 ss.), habrian llegado él y su general Ficol a edad tan avanzada como los patriarcas, a no ser que adelantemos la fecha de este acontecimiento. Pero es muy posible que se trate del hijo del amigo de Abraham. Se explica que ambos reyes se llamen lo mismo, porque Abimelec es título de los reyes filisteos (Ab = padre, es decir, rey) como Faraón lo es de los reyes egipcios tefr. núm. 198) y «Padischa» (Bajá), de los turcos; lo mismo puede decirse de Ficol (el grande, el poderoso), título de los generales, como Rabsaces = copero mayor o jeje (cfr. núm. 639).

rosoj, titulo de los generales, como Rabsaces = copero mayor o jele (cir. num. 039).

2 Cfr. núm. 131.

3 La Unigata traduce : abuedancian; esto se funda en la manera distinta de leer una palabra hebrea que, segun Gen. 21, 21, significa ejuramenton, y dió origen a la ciudad de Bersabee (cfr. núm. 130). Según el contexto, parece que se trata de la misma fuente a la que en ocasión análoga. Abraham dió ese nombre, de suerte que Isaac no hizo sino recordar el nombre antiguo (cfr. 25, 18 58.), el cual pasó a la ciudad (Bersabee) contigua, ya existente, o fundada después.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Isaac tenía 100 años cuando se casó Esau, y 137 cuando acacció due aqui se nacre Mas, romo todavía vivió 43 años, es decir, hasta los 180, con razón suponen algunos que la ceguera fué transitoria o producida por alguna enfermedad; pero en aquella sazón el mal hizo pensar a Isaac en la muerte, como más tarde a Tobías (Tob. 4, 1).

<sup>\*</sup> Cir. (Gén. 25, 22) v. num. 172; cfr. Eccli. 14, 25; Malach. 1, 25 Ring, n. 11 -5 La conducta de Rebeca no se puedo aprobar ni disculpar del todo. Rebeca la expió largamente con no pocas amargude Rebeca no se puede aprobar ni disculpar del todo. Rebeca la explo largamente con no pocas amargoras y disgustos; cfr. num. 178. Más fácil es disculpar a Jacob, el cual procedió conforme a las instrucciones de su madre uno ciertamente como un joven inexperto, sino como hombre maduro; cfr. Hobers, tienesis 270). Sin embargo, vo satisfacen las explicaciones de algunos santos Padres (san Acustín) y teólogos que luscan la manera de absolver a Jacob de la nota de mentira y engaño, viendo en la acción de éste un misterio, es decir, una alusión misteriosa a una verdad más elevada (al misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, el cual se visitó, por decirlo así, con un vestido ajeno; cfr. san Agustín, Lib. de mend. c. 10). Pero prescindiendo de si Jacob conocía el sentido típico de su acción do cual no es verosimil), todavía hay que distinguirla del misterio; éste es cosa de Dios; de aquella responde su autor. En cuanto al carácter típico, que se funda en Gen. 23 comparado con Rom. 9, 10-13, debemos

a Jacob a que suplantara a Esaú. Sin duda había participado Rebeca a Jacob la revelación divina de su preferencia. Pero éste, en vez de encomendar a Dios, con ánimo sencillo y confiado, el cumplimiento de la promesa, accedió, tras algunas reflexiones, a la pretensión de la madre, «Tú sabes, dijo, que mi hermano Esaú es velludo, v vo, lampiño; si mi padre me palpa v llega a conocerme, temo no piense que he querido burlarle : v acarrearé sobre mí la maldición, en lugar de la bendición». Pero la madre respondió: «Sobre mi caiga esa maldición, hijo mio; tú haz lo que te aconsejo, v date prisa a traer lo que te tengo dicho». Fué Jacob y trajo dos cabritillos, como quería su madre, y ésta los guisó a gusto de Isaac: vistió a Jacob con los más ricos vestidos de Esaú, envolvióle manos y suello en las pieles de los cabritillos 1, y mandóle a su padre con el manjar.

175. Diio Iacob: «; Padre mío!» Y éste respondió: «Oigo. ¿Quién eres tú, hijo mío?» «Yo sov tu primogénito Esaú. He hecho como me mandaste; levántate, siéntate y come de mi caza, para que me bendiga tu ánima». Dijo de nuevo Isaac: «¿Cómo has podido hallar tan presto, hijo mío?» Y éste respondió: «Fué voluntad de Dios que luego se me pusiese delante lo que quería», «Llégate acá, hijo mío; que te palpe v reconozca si tú eres mi hijo Esaú, o no». Llegóse al padre: v habiéndole palpado, dijo Isaac: «La voz, cierto, voz es de Jacob; mas las manos son manos de Esaú». Y no le conoció, Comió y bebió luego el vino que Jacob le presentara.

Después de esto dijo: «Llégate a mí v dame un ósculo, hijo mío». Acercóse éste y le besó. Y luego que el padre percibió la fragancia de los vestidos 2 de Jacob, bendiciéndole, dijo: «He aquí el olor de mi hijo, como el olor de un campo lleno, al que bendijo el Señor. Dios te dé del rocío del cielo <sup>3</sup> y de la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Y sírvante los pueblos, y adórente las tribus; seas señor de tus hermanos, e inclinense ante ti los hijos de tu madre. El que te maldijere, mal-Alito sea; y el que te bendijere, sea colmado de bendiciones».

Esta bendición se refiere primero a los bienes terrenos; mas luego mira, principalmente en su última parte, a la promesa del Redentor, hecha a Isaac v Abraham, Por causa del Redentor era bendito aquel a quien los Patriarcas bendecían, y maldito, quien de ellos era maldito; y ante este descendiente de Jacob se postraron, no como ante David los idumeos y otros pueblos, sino todas las naciones de la tierra, bendecidas por él.

176. Apenas había salido Jacob, llegó Esaú con las viandas de la caza ya aderezadas y diciendo: «Levántate, padre mío, y come de la caza de to hijo, para que me bendiga tu ánima». Y díjole Isaac: «¿Pues quién eres tú?» El cual respondió: «Yo soy tu hijo primogénito Esaú». Espantóse Isaac sobremanera y dijo: «Pues ¿quién es aquel que poco ha me ha traído de la caza que cogió y he comido de todo, antes que tú vinieras? Y le bendije, y será bendito» 5. Sin duda, recordó Isaac la promesa que

El pelo negro y suave, como la seda, de los canellos orientales y de las cabras de Angora es for cido al humano; de ahí la comparación del Cantar de los Cantares 4, 1: «Tus cabellos, como de tebros de cabras que bajan del monte Galaado. Los romanos lo empleaban para sustituir al humano (Margial 2, 46).

Sabido es que en Palestina no llueve de mayo a septiembre; el rocío es allí muy provechoso y aun imprescindible para el crecimiento de las plantas (v. núm. 136). Cir. Kalt, Bibl. Archäologie núm. 59.

Gen. 27, 27-29. \* Gen. 27, 33

Tente que Dios permite los pecados de los hombres, pero no se deja influir o determinar por ellos, y pala servirse de las consecuencias de las faltas humanas para la ejecución de sus planes (cfr. núm. 177). Jacob podľa creerse con derecho a la primogenitura que Esaú le vendió y la madre le aseguró. Pero la dia de ser sembaucadors de su padre y de su hermano. Cir. Zschokke, Die bibl. Frauen 99; Hotz. Esau und Jacob, Typik und Kasmstik (Munich 1881).

Los vestidos de Esau, del chombre del campo», estaban impregnados del aroma de las hierbas y there campestres; de estas dicen los antiguos (Herodoto) y modernos que han viajado por Arabia, sur despiden un olor extraordinariamente agradable.

hiciera Dios a Rebeca, y adoró la permisión de Dios y sus inescrutables conseios. Por lo que, leios de enojarse o de tornar en maldición sus bendi-

ciones, las confirmó.

Cuando ovó Esaú las palabras de su padre, bramó con grande alarido; y consternado, dijo: «Dame también a mí tu bendición, padre mío». El cual dio: «Vino tu hermano fraudulentamente, y recibió la bendición» tuva» Y él respondió: «Con razón fué llamado su nombre Jacob 1; ya antes me quitó la primogenitura, y ahora me ha robado también la bendición». Y volviéndose a su padre, le dijo: «¿ Por ventura no has guardado bendición también para mí?» Respondió Isaac: «Le he constituído señor tuvo, v he sometido a todos sus hermanos a su servidumbre; de trigo v de vino le he fortalecido. Después de esto, hijo mío, a que podré va hacerte a ti?» Y Esaú respondió: «Pues, qué, ¿no tienes, padre mío, sino una sola bendición? Ruégote que me bendigas también a mí». Y como llorase con gran alarido, conmovido Isaac le dijo : «En la grosura de la tierra v en el rocio del cielo de arriba será tu bendición<sup>2</sup>. Vivirás de tu espada v a tu hermano servirás; y llegará tiempo en que sacudas de tu cerviz SIL VUPON 3.

477. La servidumbre de Esaú consiste en la pérdida de la primacía y en la subordinación a su hermano Jacob, el cual ha obtenido la bendición y ha sido constituído jefe de la familia y heredero de las promesas. La servidumbre pasó a sus descendientes, los idumeos, los cuales no son de la misma condición que los descendientes de Jacob y dependen de aquéllos. Mas queda una esperanza, que mitiga la servidumbre de Esaú y amengua la bendición de Iacob. Éfectivamente, los idumeos se mostraron siempre inquietos y vivieron de la guerra y de la rapiña; desenvolviéronse hasta constituir un pueblo fuerte y numeroso y soportaron de mala gana y sólo temporalmente la dominación de los reves israelitas. Representan en toda su historia el papel de «hermanos enemigos»; en tiempo de Moisés, se negaron a dejar paso por su país al pueblo de Dios y desdeñaron los deberes de hospitalidad; por eso fueron excluídos de la comunidad de Israel, hasta la tercera generación (Núm. 20, 18 ss.; Deut. 2, 4; 2, 29; 23, 7 s.). Sometidos por Saúl y David, sacudieron el vugo judío en tiempo de Joram, rev de Judá (850 a. Cr.). Fueron sometidos de nuevo por Amasías (800 a. Cr.); pero recobraron su libertad en tiempo de Acaz (730 a. Cr.), y de ella disfrutaron hasta que les venció completamente Juan Hircano, obligándoles a circuncidarse (129 a. Cr.). Pero el año 37 a. Cr., con Herodes, consiguieron dominar a los judíos, v en la destrucción de Jerusalén (70 d. Cr.), tomaron parte muy activa. Desaparecen luego de la historia, absorbidos por las tribus árabes 4.

Todas las personas que intervienen en el precedente episodio faltaron, mas también expiaron su culpa. La predilección de Isaac por su fiero hijo Esaú, fué recompensada con grandes pesares y amargo desengaño. Esaú perdió el derecho de primogenitura y la bendición preciosísima; Rebeca se vió separada por veinte años de su predilecto Jacob; por el fraude de que éste usó con su padre, fué engañado de la manera más humillante por su primo Labán, v atribulado por sus propios hijos. Dios es siempre justo en su providencia; pero también es abso-

Gen. 27, 39 5. Para conocer la historia de los idumeos cfr. Theis, Die Weissagung des Abdias (Treveris 1917) 1 88-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. núm. 172.
<sup>2</sup> El texto hebreo puede traducirse así; «Sin grosura de la tierra será tu habitación y sin rocio del ciclo de arriba. Pero vivirás de tu espada, etc.». Esto seria más bien una maldición que una bendición; parece más conforme que, perdida la bendición propiamente dicha (primacia vinculada a la primogenitura), obtuviese Esau por lo menos una bendición temporal. La posesión de los descendientes de Esau flas montañas de Seir, llamadas también Edom o Idumea y en la actualidad Djebel es Cheral, que se extiende desde el mar Muerto hasta el gollo Elamítico, era muy fértif en las faderas de sus montes y producia a sus poseederes pinçars rentas tefr. Gen. 33 q. núm. 187); pero de la región occidental divera los modernos, que es sumamente desierta y estéril. Temperalmente se extendió el daminio de Idumea más allá de la región norte de la Peninsula de Sinaí, y aun más allá de la parte inferior de Canaán hasta Belén. La capital se llamo en hebros Sela, en grigos Petra troca, de donde le viene el aonbre a Arabía Petrea. Cfr. Moab und Edom in Lichte der Forschunger von A. Musil, en Kaltrogo II 340 ss. (Slaby) y la descripción de un viaje a Petra en Szezepański, Nach Petra u. zum Sinaf (Innsbruck 1988) 1-184 (cfr. num. 8); III. 1918, 146 ss. 1 Cfr. num. 172.

lutamente libre e independiente en conferir sus gracias a quien le place, inmutable en sus eternos consejos, e infinitamente sabio en sus disposiciones. Dios, desde ab aeterno, había adjudicado a Jacob la herencia sagrada de su padre Isaac; las faltas de los hombres que tomaron parte en este negocio no podían cambiar el decreto; al contrario, estas faltas fueron, en las manos de Dios medios para llevar a cabo sus designios.

#### 22. Huida de Jacob y mansión en casa de Labán (Gen. 27, 41, ss.; cap. 28-30)

178. Esaú aborrecía a Jacob por la bendición que éste había obtenido ele su padre : y dijo en su corazón : «Vendrán los días de luto de mi padre 1. v entonces mataré a mi hermano Jacoba. Dieron aviso de esto a Rebeca; la cual, enviando a llamar a su hijo Jacob, le habló así : «Mira, que tu hermano Esaú está amenazando matarte. Ahora, pues, hijo mío, ove mi voz, v sin perder tiempo, huye a Harán a casa de mi hermano Labán. Y morarás con él algunos días, hasta que se sosiegue el furor de tu hermano». Para recabar de Isaac el consentimiento para el provectado viaje, sin por ello declararle la verdadera causa, que pudiera producirle inquietud, díjole Rebeca: «Fastidiada estov de vivir, a causa de las hijas de Het. con las cuales casó Esaú 2; si Jacob tomare mujer de linaje de las de esta tierra, no guiero vivir más» 4.

Llamó entonces Isaac a su hijo Jacob, le bendijo y le dió esta orden: «No tomes mujer de la casta de Canaán; mas ve, y pasa a Mesopotamia, a casa de Batuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, tu tío materno. Y el Dios omnipotente te bendiga y te multiplique. para que seas caudillo de un gran pueblo, y heredes la tierra que Dios prometió a tu abuelo». Obedeció Jacob v se puso en camino sin dilación. Enterado Esaú de la orden que su padre había dado a Jacob, y viendo también que su padre no miraba con agrado a las hijas de Canaán, fuése a Ismael , v—nuevo desatino—sobre las que va tenía, tomó por mujer

una bija (o nieta) de éste.

179. Partiendo de Bersabee, se dirigía Jacob a Harán. En el camino le sorprendió la noche en el campo. Fatigado del viaje, tomó una de las piedras que allí había, y poniéndola por cabecera, se durmió. Vió en sueños una escala, cuyo pie estaba sobre la tierra, y su remate tocaba en el cielo. Angeles de Dios subían y bajaban por ella, y allí arriba estaba el Señor que le decía : «Yo soy el Señor (Yahve), Dios de Abraham y Dios de Isaac. La tierra en que duermes, la daré a ti y a tu posteridad. Y será tu posteridad como el polvo de la tierra. Serás dilatado al occidente, y al oriente, y al septentrión, y al mediodía, y serán benditas en ti y en uno de tus descendientes todas las naciones de la tierra. Y yo seré tu guarda a dondequiera que fueres, y te volveré a esta tierra ; y no te dejaré, hasta haber cumplido todo lo que te he dicho» (28, 10-15).

Luego que Jacob despertó del sueño dijo: «Verdaderamente el Señor está en este lugar, y vo no lo sabía». Y lleno de santo temor exclamó: ¡Cuán terrible es este lugar! No hay aquí otra cosa, sino casa de Dios y puerta del cielo (v. 16 y 17). Levantóse Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto por cabecera, y en agradecimiento la alzó por monumen-

<sup>1</sup> Es decir, el duela por la muerte del padre; como si dijese; pronto morirá mi padre. No quiere

llevar a cabo su plan en vida del padre para no darle pesadumbre.

Clr. núm. 173.

Clr. núm. 167.

Es decir, a la familia de Ismael; porque este había muerto catorce años antes, a la edad de 137 años (cfr. núm. 160). Mediante este matrimonio con una mujer de la parentela patriarcal pensaba Esaú ponerse en mejor situación cerca de Isaac.

to, derramando aceite sobre ella 1. Y llamó Betel 2 el nombre de la ciudad cue antes se llamaba Luza. Y en señal de confianza y sumisión a la voluntad divina, hizo un voto diciendo: «Si fucre Dios conmigo, y me guardare en el camino por el que vo ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, v volviere a casa de mi padre, el Señor (Yahve) será mi Dios. esta piedra que ne alzado por monumento será llamada casa de Dios: v de todo lo que tú, Señor, me dieres, te ofreceré los diezmos» (Gen. 28. 18-22). — Testimonio elocuente de la antigüedad y santidad de los votos.

Prosiguiendo después Jacob su viaje, llegó al país de Oriente (Mesopotamia). Y vió en el campo un pozo <sup>3</sup> cuva boca estaba tapada con una gran piedra 4. Cerca del pozo sesteaban tres hatos de oveias. V era costumbre no quitar la piedra de la boca del pozo hasta que estuviesen juntas todas las ovejas, y, luego de abrevarlas, volver a ponerla en su sitio. Volviendose a los pastores díjoles Jacob: «Hermanos, de dónde sois?» Y ellos respondieron: «De Harán.» Y siguió preguntándoles: «¿ Acaso conocéis a Labán, hijo de Nacor?» «Le conocemos,» «¿ Está con salud?» «Bueno está, respondieron; y ve aquí que Raquel, su hija, viene con su ganado.» Luego que la vió Jacob, removió la piedra del pozo para abrevar el rebaño de Raquel. La saludó y lloró de gozo, y le dijo cómo él era hermano de su padre <sup>5</sup> e hijo de Rebeca. Raquel corrió a decírselo a su padre. Salió éste al encuentro de Jacob, le abrazó y besó, y llevóle a su casa. Y ovendo el motivo del viaje, dijo: «Hueso mío y carne mía eresp 6.

Pasado un mes, dijo Labán a Jacob: «¿Acaso por ser hermano mío me has de servir de balde? Dime que recompensa quieres». Tenía (Labán) dos hijas, el nombre de la mayor Lia y el de la menor Raquel, Mas Lía era enferma de ojos, v Raquel de bello rostro v de lindo semblante. Por lo cual, dijo Jacob: «Te serviré siete anos por Raquel, tu hija menor». Respondió Labán: «Mejor es que te la dé a ti que a otro hombre; quédate conmigo». Sirvió, pues, Jacob por Raquel siete años.

Pasados los cuales, engañóle Labán; y en el día de la boda dióle por mujer a Lía en vez de Raquel, aprovechándose de que la novia solía estar cubierta con el velo. Descubierto el engaño, dijo Jacob a Labán : «¿ Qué es lo que has guerido hacer? ¿No to he servido vo por Raquel? ¿Por qué me has engañado?» Y respondió Laban: «No es costumbre en nuestro lugar, que demos antes en matrimonjo a las menores. Cumple la semana de días de este casamiento, y también te daré a Raquel por el servicio de otros siete años». Condescendió Iacob con la propuesta; y pasada la semana, tomó por mujer a Raquel 7. De estos dos matri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En señal de que había de consagrarse a Dios y a su santo servicio. El óleo es símbolo de la gracio del Espíritu Santo, que todo lo ilumina, vivifica y santifica. Por eso se ungía a las personas y cosas consagradas a Dios y al culto divino, para que descendiesen sobre ellas las bendiciones celestiales necesarias para tan santa misión (cfr. el prefacio de la consagración del Santo Crisma, el día de Jueves Santo). No hay por qué extrañarse de que Jacob llevase consigo óleo; aun hoy en Arabia se provero de aceite los viajeros, no sólo para alimentarse, sino también para dar flexibilidad a sus miembros

de aceite los viajeros, no solo para alimentarse, sino también para dar flexibilidad a sus miemos (cfr. Luc. 10, 34; el samaritano compasívo).

\* Beth-El, es decir, casa de Dios; la ciudad estaba, pues, situada cerca de donde se apareció el Señor a Jacob; diósele este nombre en adelante en la familia patriarcal y más tarde entre los israelitas, fué siempre para todos un lugar santificado por la historia de los Patriarcas (cfr. núms. 138 y 180). Betel estaba 15 Km. al norte de Jerusalén, a unos 90 Km. de Bersabee, en los confines de Benjamin y Efraim. Tocó en suerte a los hijos de Benjamín, pero Efraim to conquistó a los cananeos; posteriormente perteneció al Reino del Norte. Hoy se llama Beitin. Cfr. Döller, Studien 211 ss.; Rb 79.

\* No de los que antes hemos mencionado (núm. 168), al cual hubiera podido bajar Rebeca, sino-

probablemente una cisterna.

Gen. 20. 1 s. Para proteger las aguas del calor del sol y de la arena del desierto próximo.
 Todavía hoy se acostumbra en aquellos parajes tapar los pozos con enormes piedras, que llevan en el rodavia nos se acostumera en aque nos parajes tapar os pazos en contro no ofra piedra. Esta última es la que apartó Jacob. El no haber sido molestado por los pastores, aun cuando no estaban reunidos los rebaños, indica que el pazo pertenecía a la familia de Labán y que, por consiguiente, podía abrirse estando presente uno de la familia, como todavía hoy se acostumbra. (Cfr. Robinson, Reise in Palastina II 414)

<sup>Bijo de hermana, primo; efr. núm. 138.
Pariente mio muy cercano; por tanto, puedes quedar conmigo.
La bigamia con dos hermanas está reprobada en absoluto por la Ley; Lev. 18, 18 la probine</sup> terminantemente. En cambio la permitía el derecho babilónico y según esto hay que juzgar la conducta

monios tuvo Jacob once hijos, que fueron: Ruben, Simeón, Levi, Judá: Juego Dan y Neftali, Gad y Aser: después Isacar y Zabulon y una hija llamada Dina: finalmente Iose 4.

- 181. Nacido José, dijo Jacob a su suegro: «Déjame volver a mi patria». Replicóle Laban: «Halle vo gracia en rus ojos: tengo conocido por experiencia, que Dios me ha bendecido por tu causa: señala tú la recompensa que debo darte». A lo que respondió Iacob: «Tú sabes de qué manera te he servido, y cuán grande hava sido tu hacienda en mis manos. Poca era la que tenías cuando yo vine a ti; v ahora te has hecho rico; y el Señor te ha dado su bendición a mi entrada. Y así es justo que yo también mire por mi casa». Dijo Labán: «¿Y qué es lo que quieres que te dé?» Jacob sólo pidió para sí lo que naciese de color manchado y vario. tanto de las ovejas como de las cabras. Labán quedó contento, porque en Oriente las más de las ovejas son blancas y las cabras, negras; pero, cuando vió que las ovejas manchadas y de variada color eran numerosas, trocó la recompensa por diez veces (esto es, con frecuencia). Pero D.os bendijo a Jacob de tal suerte 2, que se hizo riquisimo. Llegó a tener multitud de criados y criadas, ovejas y cabras, camellos y asnos.
- 182. La visión de la escala del cielo tiene señalada importancia en la vida de Jacob. Ella le asegura de la protección divina, le instruve en las relaciones para con el Dios de sus padres y le conforta en la fe para triunfar de los peligros que le amenazan en tierra extraña (pagana). La Sabiduría (de Dios, o sea, el mismo Dios) «condujo por caminos seguros al justo cuando huía de la ira de su hermano, mostróle el reino de Dios (el cielo abierto), y le dió la ciencia de los santos (hízole que viera a los ángeles de Dios), le enriqueció en los trabajos y recompensó sus fatigas. Cuando querían sorprenderle con fraudes, Ella le asistió e hízole rico. Le guardó de los enemigos, y le dió una fuerte lucha para que venciese y supiese que, de todas las cosas, la más poderosa es la Sabidurian 1Sap. 10, 10-12). La importancia de esta visión no queda menguada por el nlace que pueda tener con algún fenómeno natural. Como tal consideran algunos las torres babilónicas escalonadas (cfr. núm. 114), que representan el «pa-"acio celeste» (imagen oriental del cielo y del mundo), que se llaman también casa de Dioso. Es posible que Jacob tuviese conocimiento de estos santuarios babilónicos; no pudo menos de verlos en Mesopotamia. Pero el Texto Sagrado no hace ninguna alusión a ellos, y la imagen de la escala de Jacob es tan fácil de idearse y tan sencilla, que no necesita de analogías babilónicas. La doctrina de los ángeles la había recibido sin duda de sus padres. Aquí se le presentó en forma fácilmente comprensible; no necesitaba, pues, estar iniciado en las teorías babilónicas de los «espíritus celestes». El acto de ungir y erigir la piedra junto a la cual había aparecido la escala del cielo, sólo tiene cierta semeianza externa con la adoración (idolátrica o supersticiosa) de piedras sagradas, practicada en muchos pueblos orientales. El acto está fundado en la narración misma, y se diferencia clarísimamente de otras costumbres posteriores, prohibidas por la Ley y por los profetas (omasseba», o cipo idolátrico).

La escala del cielo es una bella figura de la protección de Dios a sus fieles siervos, mayormente, cuando éstos, a ejemplo de Jacob, se ven abandonados de todos y privados de auxilio terreno. Los ángeles suben y bajan por ella, para servir de medianeros, llevando al ciclo las plegarias y travendo a la tierra la

d Jacob ofr. mim. 148). eUn inventor de Jeyendas, que tuviese interés por el prestigio del derecho Vigente, linhiera evitado echar mano de normas jurídicas antignass (ATAO) sial. Cir. Zschokke, Die bibl. Franco 109 s.

Die bibl. Frauen 100 s.

Hijos de Lía: Rubes, Simeón, Levi, Judá. Como fuese esteril Raquel, dió a Jacob por mujer secundaria a su sierva Bala teomo en otro tiempo Sara, cfr. num. 148); de ésta le nacieron a Jacob Dan y Neftali. Lía imitó el ciemplo de Raquel, y de su sierva Zelfa tuvo Jacob a Gad y Aser; más tude tuvo de la misma Lía a Isacar, Zabulón y Dina. Oyó Dios por fin les suplicas de Raquel y de encedió un hijo, José, y más turde ten Canaán) otro, Benjamín. Origenes tan distintos explican la diversidad de caracteres de los hijos de Jacob y sus teles y rencillas; también se comprende la predicción de Jacob por José, hijo único de Raquel, engendrado en la ancianidad. De Benjamín se habla tarde; cfr. Gen. 35, 16 ss.

<sup>\*</sup> Dios mismo proporciona a Jacob los medios naturales para mirar por si y por los suyos y contrarrestar la avaricia y envidia de Labán, como lo reconocieron éste y sus bilas (Gen. 31, 14 ss.) 30, 27; 41 ss.).
3 Cfr. ATAO 3, 319 ss.

gracia divina. Es también, con Betel, una hermosa imagen de nuestras iglesias. cada una de las cuales es casa de Dios y escala del ciclo. Allí especialmente elevan al Señor nuestras plegarias los ángeles y sacerdotes, como mensajeros celestiales, y nos alcanzan la divina gracia. — La piedra ungida por Jacob es figura de Jesucristo, el cual, «desechado por los albaniles, vino a ser piedra angular de la Iglesia» y «Ungido del Señor» Les ofrece en nuestros altares a su eterno Padre. Mirando a este simbolismo, exige la Iglesia que los altares de los templos sean de piedra y estén ungidos con el Santo Crisma, o tengan por lo menos una piedra consagrada?

# Regreso de Jacob a su patria y reconciliación con Esaú. Rapto de Dina. Muerte de Raquel e Isaac

(Gen. 31-35)

183. Veinte años llevaba Jacob en casa de Labán, y cada día iba en aumento el deseo de regresar a la casa paterna. Mas, cuando ovó que decían los hijos de Labán: «hase apoderado Jacob de todos los bienes de nuestro padre y enriquecido con su hacienda, y se ha hecho señor poderoso»: y se percató de que Labán no le miraba con el mismo semblante tánimo y proceder) que antes; y sobre todo, cuando ovó la voz de Dios que le decia: Vuelve a la tierra de tus padres: que vo estaré contigo, no vaciló por más tiempo; sino salió secretamente con todo lo que tenía, para no ser detenido por Labán. Raquel llevó consigo los idolos a de su madre, no ciertamente por privarle de esos obietos idolátricos, sino porque ella, como toda su familia, estaba enredada en el loco paganismo de su padre 4.

Labán tenía va de antes dispuesto que los rebaños suvos y los de Jacob paciesen en campos separados por una distancia de tres jornadas 5; y como a la sazón estuviese ocupado en el esquileo de sus oveias, no supo la salida de Jacob hasta el tercer día. Tomando consigo a sus hermanos, fuéle siguiendo por espacio de siete días, y le alcanzó en el monte de Galaad . Apareciósele en sueños el Señor y le dijo: «Guárdate de hablar ásperamente a Jacob». Por lo cual dijo Labán a Jacob: «¿Por qué has querido huir sin saberlo vo, v sin avisarme, para que te acompañase con alegría y cantares, y panderetas y vihuelas? No me has permitido dar siquiera un beso a mis hijos e hijas. Has obrado neciamente. Bien es verdad que ahora está en mi mano darte el castigo; pero el Dios de vuestro padre me dijo aver: Guárdate de hablar a Jacob cosa que le ofenda. Está bien que deseases ir a los tuyos, y te tirase la bienquerencia de la casa de tu padre; mas ¿a qué propósito robarme mis dioses?»

Matth. 21, 42. Luc. 4, 18; cfr. Dan. 2, 34 sec.
 En el prefacio de la consagración del altar se alude al sentido típico de la piedra en ida y ungida por Jacob, pidiendo a Dios que el nuevo altar sea Jugar de gracias, como aquel eque Jacob erigió luego de contemplar al Señor en aquella magnifica visióno.

erigió luego de contemblar al Señor en aquella magnifica visióno.

3 En hebreo Teratim, que significa conservador, alimentador; eram probabilmente figuras humanas destinadas en un principio a evocar la memoria de los difuntos de la familia, pero más tarde fueron venerados como dioses tutelares y dispensadores de la felicidad familiar, y um tal vez consultados como oráculos. Este suceso nos prueba que la idolatría había penetrado en la parentela que Abraham tenía en Mesopotamia. Tal vez se trata solamente de objetos supersticiosos y relacionados con la idolatría; de ser así, no habría desaparecido del todo la noción y culto del verdad no Dios. Mitarde encontramos también muy a menudo entre los israelitas hasta la cautividad esta mezcla de superstición idolátrica, tan severamente prehibida, y de religión verdadera. Cfr. Kl. IV, 11, 54 ss.; Scholz, Gótzendienst, etc., 127 ss.; Kortleitrer, De polytheismo 152-153; Archaeología hibitea dans bruck 1017) 429.

<sup>\*</sup> Asl san Juan Criscistorio (Hom. 57°, y lo indica Gen. 55° 2, cuando dice que Jacob retiró de su familia todos los idolos (cfr. mim. 187).

Cfr. Gen. 30, 30 Ahora Djehel Djil'ad tefe, num. 135), de la cordillera Djehel Adschlun, la parte que está al norte del río Jabok, a unos 740 Km. de Harán (cfr. núm. 168).

Es decir, a mi nieto.

184. Respondió Jacob: «El haberme marchado sin darte aviso, ha sido porque temí que por fuerza me quitaras tus hijas. Y tocante a que me acusas de hurto, aquel en cuvo poder hallares tus dioses sea muerto a la vista de nuestros hermanos. Escudriña si hav en mi poder alguna cosa que te pertenezca, y llévatela». Diciendo esto, no sabía que Raquel había hurtado los ídolos. Hizo Labán las más escrupulosas pesquisas, mas no encontró los ídolos, porque Raquel los había ocultado debajo de los aparejos de un camello, sentándose ella encima. Entonces Jacob, enojado, dijo a Labán: «¿Por qué culpa mía, y por qué pecado mío te has enardecido tanto contra mí y has escudriñado todo mi aiuar? ¿Qué has hallado de todo el haber de tu casa? Ponlo aquí a la vista de mis hermanos v de los tuvos, v sean jueces entre mí v entre ti. ¿Para esto he vivido veinte años contigo? Tus oveias y cabras no fueron estériles, no me he comido los carneros de tu ganado, ni te mostré lo que las fieras habían arrebatado: que vo resarcía todo el daño. Todo lo que perecía por hurto, me lo exigías con rigor: de día v de noche me quomaba el calor v la helada, y el sueño huía de mis ojos. Y de esta manera te he servido veinte años en tu casa, catorce por tus hijas v seis por tus ganados; diez veces me cambiaste el salario. Y si el Dios de mi padre Abraham, y el temor de Isaac no me hubiera asistido, tal yez ahora me hubieras despachado desnudo. Dios miró mi aflicción y el trabajo de mis manos, y aver te reprendió».

A esto replicó Labán: «Todo cuanto tienes, mío es. Mas ¿qué puedo hacer vo contra mis hijas y nietos? Ven, pues, y hagamos un pacto». Tomó, pues, Jacob una piedra, y alzóla por monumento. Y dijo a sus hermanos 1: «Traed piedras». Jacob y Labán le llamaron, cada uno en su lengua, majano del testimonio; y Labán dijo: «Este majano y esta piedra darán testimonio, si vo pasare de él para ir contra ti, o si tú le pasares, maquinando contra mí». Por esto, se llamó a aquel lugar Galaad, es decir. majano del testimonio. Jacob corroboró el pacto con juramento y con un sacrificio, e invitó a sus hermanos a un banquete. Labán levantóse antes de amanecer, besó a sus hijos e hijas, y echóles la bendición y se volvió a su país.

185. Iacob prosiguió su camino. Pensaba con angustia en su hermano Esaú, con quien pronto iba a encontrarse. Mas Dios confortó a su siervo con una prueba extraordinaria de su protección, como cuando en otro tiempo huyera. Saliéronle al camino ángeles del Señor; y al verlos, dijo: he aquí los campamentos de Dios (que pelean en mi favor contra Esaú); y llamó aquel lugar, Mahanaim<sup>2</sup>, que quiere decir campamentos. Nada más nos dice el Texto Sagrado acerca de este encuentro maravilloso, ni sobre las angustias de Jacob; mas, como al fin del relato se habla por extenso de un encuentro con el Angel del Señor, se puede suponer que no se trata de dos distintas apariciones de ángeles, sino que este párrafo resume al principio, a manera de introducción, los sucesos que luego narra por partes, según la importancia de cada uno.

Iacob tuvo la precaución de enviar mensajeros a su hermano Esaú a la tierra de Seir, en Idumea 4, dándoles este encargo: «Así hablaréis a Esaú, mi señor: Jacob, tu hermano, te dice esto: En casa de Labán he peregrinado, v he estado hasta el día de hoy. Tengo vacas, y asnos, y ovejas, y siervos, y siervas; y envío ahora embajada a mi señor, para hallar gracia delante de ti». Y volvieron a Jacob los mensajeros, diciendo: «He aquí que Esaú viene a toda prisa a tu encuentro con cuatrocientos hombres». Grande fué el temor de Jacob; v amedrentado, repartió la gente que tenía consigo, y también el ganado, y las ovejas, v las vacas, v los camellos, en dos cuadrillas, diciendo: «Si viniere Esaú a la una cuadrilla, y la hiere, la otra se salvará». E hizo luego esta oración:

A los parientes de Labae.

A los parientes de Laba.

Este plural (diagneies de Dios) no significa necesariamente una pluralidad de ángeles; Jacob comprende que se le ha aparecido el Dios infinitamente poderoso, cuya protección vale por un campamento; cfr. Ps. 33. 8, eEl Angel del Señor acampará alrededor de los que le temen, y los libraráo. En el lugar de des deces escedió la aparición se fundo más tardo la ciudad de Mahanaim o Manaim (hoy Mahneh), al norte del río Jabok, en los confines de Gad y Manaés. Recibió el nombre de sue so, o tal v. 2, el nombre significa lo que Jacob dijo al aparecier-selo Dios; escate es campamento de Dios, el lugar de la aparición de Dios; efr. infra Fanuel = aparición de Dios; efr. infra Fanuel = aparición de Dios; efr. infra Fanuel = aparición de Dios; esta capital Petra está unos 270 Km, al sur del Jabok (cfr. núm. 141). Parece, pues, que Esaú labor de constituir de constituir de constituir de promisión (cfr. núms. 176 y 101; Gen. 36, 6).

había escogido ya su patria fuera de la tierra de promisión (cfr. núms. 176 y 191; Gen. 36, 6).

aDios de mis padres, que me dijiste: Vuelvete a tu tierra, que vo seré contigo; indigno soy de las mercedes y de la fidelidad de que has usado con tu siervo. Con sólo mi cayado pasé este Jordán; y ahora vuelvo con dos cuadrillas. Líbrame ahora de las manos de Esaú, mi hermano». Y habiendo dornido allí aquella noche, separó, de cuanto tenía, presentes para su hermano Esaú: doscientas cabras, veinte machos de cabrío, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas, veinte toros, veinte asnas, y diez pollinos de ellas», y los mandó por delante a intervalos. Y ordenó a los conductores de cada uno de los rebaños, que si Esaú les salía al encuentro v les preguntaba por el amo de los rebaños, le respondiesen: «es de tu siervo lacob, y lo envía como regalo a su señor Esaú; y él mismo viene detrás de nosotros». Durante la noche, pasó él con su familia y sus rebaños el vado del Jabok.

**186.** Después de haber hecho pasar todo lo que le pertenecía, quedose atrás solo 1. Y he aquí que se le apareció un personaje que comenzó a luchar con el hasta el amanecer. Viendo este varón que no podía sobrepujar a Jacob, tocóle el tendón del muslo, el cual se secó, mientras seguian luchando. Y dijo a Jacob: «Déjame ir, que ya raya el alba». Mas viendo Jacob por este hecho que su competidor era un ser sobrenatural, respondió: «No te dejaré, si antes no me das la bendición». «¿Cómo te llamas?» preguntó aquel. Y Jacob respondió: «Jacob». Díjole entonces: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel (que quiere decir combatiente de Dios); porque si contra Dios te has mostrado valeroso, ¿cuánto más prevalecerás contra los hombres?» Y le bendijo. Jacob llamó aquel lugar Fanuel, que significa aparición de Dios, diciendo: «Yo he visto a Dios cara a cara, v mi alma ha sido salva» 2.

La lucha misteriosa de Jacob, y el triunfo de éste en el dintel mismo de la tierra de promisión y a la vista del peligro que le amenazaba, debieron de confortar el ánimo del Patriarca y asegurarle nuevamente del cumplimiento de la divina promesa. Era también la lucha con el Angel del Señor figura de su oración, más apremiante cada vez, a medida que estaba más próximo el grave peligro que amenazaba a él y a los suyos. Coligese esto, no sólo de la oración de Jacob, sino también del profeta Oseas : «Jacob luchó con el Angel y prevaleció sobre el y le venció; y con lágrimas se encomendó a él». El resto de la narración muestra que el competidor de Jacob era el «Angel de Jahve» (véase la explicación en el núm. 153). Es más difícil explicar el hecho, que interpretar su significado. ¿Se trata de un hecho externo, o de una visión? Lo primero parece más conforme con la narración, y así lo entendieron los más de los intérpretes católicos; pues Jacob quedó realmente cojo de resultas de la lucha. Con todo, podría explicarse la cojera por efecto de una visión, y no hay razones intrínsecas que hagan improbable esta segunda hipótesis. La analogía con otras apariciones de Dios en sueños antes está a favor que en contra de dicha suposición. Se trata de averiguar qué es lo que nos cuenta el autor sagrado. La dificultad está en el orden en que se desarrollaron los hechos; orden, que no se puede fijar con certeza: dos veces se habla de pasar la noche en este lugar (v. 13 y 21); entre las dos noches ocurre el envío de regalos a Esaú, y después de ellas, se relata el paso del río, y cómo Jacob se quedó atrás solo; en este momento acontece la aparición. Si el quedarse atrás Jacob obedeció al deseo de entregarse a la oración y al descanso (después de las fatigas anteriores), sería más verosimil una visión. Las interpretaciones racionalistas no respetan el significado del suceso, fundándose en último término en sus prejuicios acerca de las apariciones divinas. Según ellos, estas proceden de la imaginación o de adornos mito-

Es dudoso, y aun poco probable, que «a esta parte» signifique al norte del Jabok, como se admite

Is. 6, 5. Osce 12, 3 5.; cfr. Sap. 10, 12.

comúnmente; el texto no lo dice, y del contexto parece desprenderse que Jacob quedó a la zaga.

<sup>2</sup> Es devir: ey todavia vivo, no me he muerto (de espanto)o. Era creencia popular, atestiguada muy
a menudo por la Sagrada Escritura, que quien veía a Dios o a un ángel, moria. Esta creencia se a memano por la Sagrada ascouna, que quen veia a case o a un auga, norma esta crienta fundaba en la sensación de impotencia que experimenta el hombre en presencia de un ser superior, y especialmente en presencia de Dios (cfr. Dan. 10, 7 ss.). Tal vez en apoyo de la misma se invecaban las palabras de Dios a Moisés, Exed. 33, 20. También en las apariciones de Dios vemos reflejada esta opinión popular, por ciemple, Exed. 19, 21; 20, 19; Dent. 5, 25; 18, 16; Indic. 6, 22; 13, 18 ss.;

logicos. En el sueño de Jacob creen ver eschales de pesadillar. Pero se mude preguntar, si realmente se trata de un sucño: en caso afirmativo, importarian poco las señales de la pesadilla 1.

187. Luego de salir el sol, prosiguió Jacob su camino; mas iba cojeando de un pie. Y cuando vió venir a Esaú, v con él a cuatrocientos hombres, dividió a los suvos en tres grupos, colocando a Raquel y a José ios postreros, porque su salvación era lo que más le interesaba. Y adelantándose, postróse siete veces en tierra, mientras se acercaba su hermano 4. Enternecido entonces Esaú, y conmovido por merced divina, corrió a su encuentro, le abrazó y le besó llorando de gozo.

Al ver Esaú a los hijos de Iacob, dijo: «De quién son estos?» Y respondió Jacob: «Son los hijos que Dios me ha dado». A una señal de Jacob, se acercaron todos y se postraron ante Esaú. Este pregunto luego: az Que significan aque las cuadrillas que he encontrado?» Respondió Jacob: «El deseo de hallar gracia en presencia de ti, mi señoro. A lo que replicó Esau: «Tengo vo muchísimos bienes; guarda, hermano mío, para ti v los tuvoso. Jacob respondió: «No sea así, te ruego; mas, si he hallado gracia en tus ojos, recibe de mis manos este doneciilo; porque he visto tu rostro (tam bondadoso), como si hubiera visto el rostro de Dios. Suplícote que recibas la bendición que Dios, dador de todas las cosas, se ha dignado otorgarme». Acepto Esaú por fin los presentes, y dijo: «Vamos juntos, y seré companero de tu viaje». Y respondio Jacob: «Sabes. señor mío, que tengo en mi compañía niños tiernos y ovejas y vacas; si forzase la marcha, morirán en un día todos mis rebaños. Vava mi señor delante de su siervo; que vo seguiré poquito a poco, según viere que pueden aguantar mis niños». Respondió Esau: «Ruégote que, por lo menos, quede alguna gente de la que viene conmigo para acompañarte en el camino». Mas Jacob replicó: «Lo que únicamente necesito, señor mío, es que encuentre yo gracia en tus ojos». Con esto regresó Esaú a Seir ...

188. Y Jacob marchó por el valle del Jordán, hacia el norte, a Scot 4. donde permaneció algún tiempo; pasando de allí el Jordan, se dirigió hacia el sudoeste, a la proximidad de Siquem, que dista unos 52 Km. de Socot; compró allí por cien cerderos s un campo s; erigio un altar, e invocó al fortísimo Rey de Israel. Aquí le sobrevino una gran tribulación. Cierto día salió su hija Dina a una fiesta de Siquem, para ver por vana curiosidad a las mujeres de aquel país ataviadas con las galas de fiesta. Reparó en ella Siguem, hijo de Hemor, príncipe de aquella tierra; y enamorándose, la raptó y desfloró. Fué luego a su padre Hemor, pidiéndole a aquella jovencita por mujer. Hemor intercedió cerca de Jacob y sus hijos. Pero cuando éstos overon lo que había sucedido, se irritaron sobremanera, porque Siguem había cometido una acción tan fea contra Israel, violando a una hija de Jacob. Hemor insistió en favor de su hijo, diciendo: «Enlacémonos recíprocamente con matrimonios; dadnos vuestras hijas

Cfr. en  $AT10^{\circ}$  323. Hoberg Genesis  $^2$  314. Es aun hoy costumbre oriental soludar al superior con cierta solumidad. La reverencia consiste 7 : inclinar mas o menas la cabeza, cruzardo los brazos delante del pecho, o bien en doblar el cuerpo, , en ocasiones, en postrarse en tierra, especialmente en presencia de les reyes, como lo hicieron los fermanos de José en Egipto (Gen. 44, 14).

El miedo y el cálculo aconsejaron a Jacob tan extremada cortesia. Pero Esau olvidó su antiguo como y se presentó como transformado. El haberse establecido en Seir es prueba de que no queria regair viviendo cerca de sus padres, despues de los matrimonios que había contraido, y de que recono-

En helico sobkoth, es decir, cadañas o majadas, asi llamado porene Jacob se había establecido de autes allí con los suyos. Segun Ios. 13, 27; Indie. 8, 5 y san Jerónimo, este lugar estaba situado de la comarca de Escitopolis (Beisán de hoy), en la parte oriental del valle del Jordán; más tarde fue Posssión de Gad. Aqui, como en Siquem, permaneció Jacob con los suvos varios años, como se desresession ne Gad. Aqui, como en Siquem, permanecto Jacoo con los suvos varios años, como se destrecede del sucesa de Dina, la cual tendría a la sazón unos 14-15 años, habiendo salido de Haran, a lo sumo a la edad de 6 años. Pero la estancia en esta región no le impediría visitar a su padre en Hebron, distante 34 horas de Societ y 22 de Siguen, como no le impediría visitar a su padre en Hebron, a Siquem, para pregontar por sus hijos celer mun. 1631.

En hebren kestada, de kasad, dividir, medir, pesar ; un objeto de pose determinado, tal vez un ligar, carre de celer de generalmente de consecución de consecución de consecución de consecución.

Prozo de plata de valor determinado, desconocido para nosotros.

En este campo, llamado más tarde campo de Jurob, a 500 pasos de Siquem, cerca de la actual Nablus o Naplusa, abria el pozo de lacob, famoso más tarde por la conversación de Jesus con la Samaritana (Ionan, 4). Está cavado en la roca; tiene 20 m, de profundidad, y aun la tuvo mayor; su diámetre es de 2 ½ m;; el nivel del agua está a 4 ½ m, de profundidad y a veces notablemente más bajo; lo tapa una enorme piedra. Jacob donó este campo a José, el cual fué allí enterrado (tien. 48, 22; los. 24, 32).

y recibid las nuestras. Habitad de asiento entre nosotros; la rierra está a vues-

tra disposición; cultivadla, comerciad y entrad en posesión de ella».

Los hijos de Jacob sabían bien cuánto desagradaba a Dios tal unión 1: con todo, accedieron a ello, imponiendo por condición que los siguemitas se circuncidasen, a lo cual éstos accedieron. Al tercer día, cuando los dolores de la herida eran agudísmos y nadie en la ciudad pensaba en una sorpresa ni en oponer resistencia, entraron Simeón y Leví audazmente en la ciudad, espada en mano; pasaron a cuchillo a todos los varones y se llevaron a Dina, su hermana, de casa del raptor. Los demás hijos de Jacob se arrojaron después sobre les muertos, y saquearon la ciudad : llevaron cautivos a niños y muieres y ganados, asolando casas y campos.

Tan atribulado quedó Jacob por la conducta cruel, pérfida e inhumana de sus hijos, que sesenta años después, al darles la bendición en el lecho de muerte, protesto de aquella acción . Temía además Jacob la venganza de los moradores de aquel país. Mas Simeón y Leví replicaron, cegados todavía por su sed atroz de venganza: «pues qué, ; habían ellos de abusar de nuestra her-

mana?n

Entre tanto Jacob recibió de Dios este aviso: «Levántate v sube a Betel, y habita allí, y erige un altar al Dios que se te apareció cuando huias de Esaú, tu hermano» 4. Habiendo convocado Jacob a toda su familia, diio: «Arrojad los dioses ajenos <sup>5</sup> de en medio de vosotros: purificaos v mudad vuestros vestidos 6: Levantaos, y subamos a Betel, para crigir allí un altar al Dios que me ovó en el día de mi tribulación y fué compañero de mi viaje». Diéronle, pues, todos los dioses ajenos que tenían: v Jacob los enterró bajo una encina, junto a Siquem. Luego que salieron hacia Betel, el terror de Dios se apoderó de todas las ciudades circunvecinas, de suerte que nadie se atrevió a perseguirles.

Llegados a Betel, erigió Iacob un altar conforme al voto que antes hiciera a Dios. Por aquel mismo tiempo murió Débora, ama de leche de Rebeca, y fué enterrada al pie de Betel, debajo de una encina, que por eso se llamó Encina del llanto. Aquí, en Betel, se apareció de nuevo el Señor a Jacob, y le bendijo, diciéndole: «En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, Yo soy el Dios todopoderoso; crece y multiplícate: linajes y pueblos nacerán de ti; reves descenderán de ti. Y la tierra que di a Abraham e Isaac, la daré a ti, y a tu pos-teridad después de ti». Y desapareció el Señor. Mas él erigió un monumento de piedra en el lugar en que Dios le había hablado, ofreciendo sobre él libaciones, v derramando óleo; v dió a este lugar el nombre de Betel.

190. Partiendo de Betel, llegó a la región de Efrata . Allí murió Raquel, del parto de un hijo al que llamó Benoni, hijo de mi dolor; mas Jacob le llamó Benjamín, hijo de la diestra, o sea báculo de mi vejez. Fué sepultada en el camino de Efrata, y Jacob erigió un monumento sobre su tumba. Este es el monumento de Raquel hasta el día de hoy. Saliendo de allí fijó su tienda a la otra parte de la Torre del Ganado 8.

Se colige de aquellas palabras: «Este es el monumento de Raquel hasta el día de hoy», que el mausoleo de Raquel existía en tiempos de Moisés, unos

objetos análogos que pudiera haber entre ellos.

El lavado del cuerpo era símbolo de la limpeza del corazón; los vestidos nuevos representaban el espíritu nuevo y grato a Dios.

Llamada más tarde Bellehem. Ambos nombres significaban casi lo mismo: Ephrata = fértil:

Betlehem = casa del pan.

<sup>1</sup> Chr. mim. 167. 1 Hijos de Lia, como Dina cir. num. 1801. 2 Gen. 49, 5-7. Aunque en la oración de Judit (1), 2 s.) se habla con encomio de esta acción. sin embargo hay que distinguir entre el medon por la gloria de Dios y por la virtud, muy justo y digno de elogio, y la munera de ejercerlo, inhumana y cruel.

Los Terafim de Raquel tefr. num. 1811, los idolos de que se apoderaron en Siquem, y todos los

Bettehem = casa del pan.

\* La Torre del Ganado, iunto a Belen, servía para vigitar los rebaños que partim en las pradecas circunvecinas Según san Jerónimo, estaba a 1000 pasos, esto es, una milla romana (11° Km.), al oriente de Belén; ha sido identificada con Siar el-Ghanem tque significa corral de rebaños) en una rolina que está 10 minutos al norte de Deir er-Rawat (aldea de pastores). Según una tradición judía antigua, allí, en la Torre del Ganado, había de «aparecer el Mesía» en la plenitud de los tiempos» (cfr. Mich. 4, 8). Allí vigilaban sus rebaños los pastores, cuando el Angel les anunció el nacimiento del Señor (cfr. HL 1872, 5 ss.).

aginientes años después de crigido. Se hace mención de él quatrocientos años mas tarde, en el relato de la elección del rey Saúl 1; y quinientos años después habla de él Ieremías 2 todavía se cita seiscientes años más tarde, con ocasión del deguello de los Inocentes<sup>3</sup>, y muy frecuentemente en la era cristiana, especialmente por san Jerónimo<sup>4</sup>, De modo que no cabe duda sobre el lugar del monumento. Es un pequeño edificio blanqueado, de base cuadrada, terminado por una cúpula; se halla en el camino de Jerusalén, a un cuarto de hora de Belén. En su interior hay un sarcófago, también blanqueado. Fué construído en 1625 por los turcos; en 1841 consiguió Moisés Montefiore que fuese entregado a los judíos, los cuales construveron delante de el un vestíbulo muy modesto.

191. Vino por fin <sup>5</sup> Iacob a Hebrón <sup>6</sup>, a casa de su padre Isaac Vivió éste todavía doce años, rodeado de sus hijos y de los hijos de sus hijos, con la única pena del triste suceso de José. Consumido por la edad, murió a los ciento ochenta años y fué enterrado por Esaú y Jacob en Mambre, donde también fué sepultada Rebeca, Esau, hombre de ánimo inquieto, había emprendido anteriormente frecuentes viajes. Mas, a la muerte de su padre, retiróse para siempre y en paz al país de Idumea<sup>†</sup>, pues la tierra no era suficiente para los rebaños suyos y los de su hermano Jacob.

# Historia de José. Es vendido por sus hermanos

(Gen. 37, 1-35)

lacob habitó en tierra de Canaán, donde había vivido su padre como peregrino. Siendo José, su penúltimo hijo, de diecisiete años 8, y como guardase los rebaños de su padre con sus hermanos (hijos de Bala v Zelfa), acusó a éstos ante él de una mala acción . Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, por haberle engendrado en la vejez, y le hizo una túnica de colores 10. Por esto le odiaban sus hermanos 11 y no podían hablarle amistosamente. Sucedió, además, haber tenido José un sueño maravilloso, que contó sin recelo a sus hermanos: «Oíd lo que he soñado. Parecíame que estábamos atando gavillas en el campo, y como que mi gavilla se levantaba v se tenía derecha, v vuestras gavillas, que estaban alrededor, adoraban a mi gavilla». Respondieron sus hermanos: «¿Serás por ventura nuestro rey? ¿o estaremos sujetos a tu dominio?» Y esto fomentó aun más su odio v envidia.

Vió también otro sueño, que contó a sus hermanos diciendo: «He visto en el sueño como que el sol y la luna y once estrellas me adoraban». Mas su padre le reprendió, diciendo: «¿Qué quiere decir ese sueño que viste? : acaso vo v tu madre 12 v tus hermanos te adoraremos sobre la

<sup>1</sup> I Reg. 10, 2.

<sup>2</sup> lerem. 31, 15.

Matth. 2, 18. Ep. ad Enstock. 108 (al. 27), mim. 10.

<sup>3</sup> Di z años después que salió de Haran; abora tema to; años

Aqui se había e tablecido entre tanto Isaac cefr. nums. 150 y 170). Aqui vivió en 2d lante Jacob; d aqui envió a José tal vez al año siguiente a Siquem (cfr. num. 103).

Ch. Gen. 36, donde se nombran los descerdientes, para que conste su derecho al Redentor.

Según el texto bebreo, 17 años. Suceció esto, lucro que Jacob regreso a casa de su padre Isaac-

Probablemente de un pecado de sedomia.

Probablemente de un pecado de sedomía.
En hebreo kethemeth passim, segun la interpretación comunmente seguida, una túnica quallegaba hasta los tobillos, esto es, un vestido de pliegues, con mangas, como solian flevar las personas distinguidas, tejido de materias de variados colores, de mucho valor, y finamente bordado (cfr. II Reg. 13, 18; Ps. 44, 10). Tal vez el texto decia antiguamente pass passim, expresión que teomparada con la equivamente serira significacia polymita, como lo han entendido las versiones griega, latina y siriaca (cfr. OLZ 1668, 3681, El kethoneth del vulga era un vestido interior estrecho, semejante a la camisa. El haber hecho lacob a fose un vestido de color, es argumento de que éste gozaba de la predifección de su padre, y que acaso estaba destinado a heredar los derechos de primogenitura, de que se habían h cho indigaos Rubén, Sim én y Levi.
Es decir, los acusados por el, los hijos de Bala y Zelfa; cfr. num, 180. Los demás le cavidiaban

Es decir, les acusados por el, los hijos de Bala y Zelfa; cfr. num. 180. Los demás le envidiaban por los sueños que les contó.

12 Jacob se refiere aquí a Bala, que aun vivía, o a Ragu l, que acababa de morir, y pregunta a

ou hijo si acaso se figura que ha de enaltecerse sobre toda la familia.

tierra?» Mas el padre consideraba en silencio estas cosas y pensaba que tal vez Dios tenía destinado a su hijo José para grandes cosas 7. Y asi fué. Precisamente el disgusto de sus hermanos por el ensalzamiento de José, significado en ambos sueños, y la resolución que tomaron de impedirlo a todo trance, fueron los medios de que la omnisciencia de Dios se sirvió para ensalzarle tan maravillosamente.

Estando en cierta ocasión los hermanos de José en Siguem apacentando los rebaños de su padre Jacob, dijo éste a José: «Anda, ve v averigua si tus hermanos lo pasan bien y si están en buen estado los ganados». Salió, pues, José del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Un hombre le halló errante en el campo, y preguntóle qué buscaba. Y él respondió: «Busco a mis hermanos: señalame dónde apacientan los rebaños». Y díjole el hombre: «se retiraron de este lugar; y les of decir: Vámonos a Dotaín» 2. Caminó, pues, José en pos de sus hermanos, y los halló en Dotaín. Los cuales, luego que le vieron de lejos, antes que se acercase a ellos, pensaron matarle. Y se decían unos a otros: «Mirad que viene el soñador. Venid y matémosle, y echémosle en una cisterna vieja y diremos: una fiera muy mala le devoró; y entonces se verá qué le aprovechan sus sueños». Ovendo esto Rubén, su hermano mayor, dijo: «No manchéis vuestras manos con su sangre, sino echadle más bien en una cisterna del desierto». Esto decia Rubén con el fin de librarle de ellos v restituirle a su padre.

Al punto, pues, que llegó, le desnudaron de la túnica polímita: v siguiendo el consejo de Rubén, metiéronle en una cisterna vieja, que no contenía agua. Y sentándose para comer, vieron venir a unos viandantes ismaelitas (una caravana) de Galaad con sus camellos, llevando especias, resina y estacte 4 para Egipto. Y dijo Judá a sus hermanos: «¿Qué nos aprovecha si matáremos a nuestro hermano y encubriéremos su sangre? Más vale que sea vendido a los ismaelitas, y que no se manchen nuestras manos; porque hermano y carne nuestra es». Y los hermanos se avinieron a sus razones. Sacáronle al llegar los comerciantes madianitas 5. a los

Dotham era una ciudad pequeña, situada a 00 Km. de Hebrón, 22 Km. al norte de Siquem, recea del camino que seguran las caravanas que iban de Siria a Egipto; llámase ahora Tell (ruinas, monticuloi Dothan (Rb 138).

Cisterna es un estanque profundo revestido de mamposteria, en el cual se recogian las aguas de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> El relato de los sucños parece indicar que Jose, preferido por su padre, se había engreido algún Lanto; ciertamente, no obró con prudencia irritando la envidia de sus hermanos. Cara le costó su temerdiad. Al padre le produjo alguna inquietud la narración, porque veía en ella un signo de la exaltación de su predilecto y un peligro para la paz entre sus hijos. Pero como, por otra parte, creia que Josestaba destinado a grandes cosas, y él mismo había recibido a menudo avisos e instrucciones en sueñ.s. «consideraba el asunto en silencio».

La nieve o de las lluvias. Secas, podían servir de prisión o de refugio.
 Estos productos de Siria, Canaán y países vecinos (cfr. núm. 137), eran muy apreciados en Egipto para medicinas y embalsamamientos. Los modernos entienden por especias (hebr. nejóth) el tragacanto, resina producida por un arbusto de la familia de las leguminosas. La resina um hebreo 2'm o 2011) resina producida por un arbusto de la familia de las leguminosas. La resina en hebreo z'n o sort) procedia sin duda de una planta balsámica, que abundaba en Galaad (18 Balsamodendron Gileadense; efr. Gen. 43, 11; Exod. 27, 17; Ierem. 8, 22; 46, 11); este arbusto tiene 1 m. de altura; en el tronco y las ramas se parece a la cepa, en las hojas a la ruda. El balsamo propiamente dicho y auténtico crecia, segun Fl. Josefo (Ant. 15, 4, 2; cfr. 14, 4, 1; De Bello indaico 1, 6, 6), silo en Jericó (cfr. Ht. 1875, 139). La mirra (óleo de mirra, resina de mirra, stacte en griego y en latim es producida por carbol de la mirra (Amyris catat), de 3 m. de altura, parecido a la acacia, provisto de espinas, que crece especialmente en Arabia Feliz. En primavera y otoño exuda de por si una savia blanca, aromática y resinosa que adquiere consistencia de goma; era muy estimada desde antiguo por sus propiedade curativas y agradable perfume. Se empleaba también para confeccionar el oleo de ungar (cfr. nun. 304). Pero se usaba principalmente en Egipto para embalsamar los cadaveres. Segun mevas averiguaciones, la nalabra hebrea mor no significa la mirra propiamente dicha (que es un cuerpo sólido, poco aromático, Pero se usaba principalmente en Egipto para embalsamar los cadáveres. Segun meyos averiguaciones, la palabra hebrea mor no significa la mirra propiamente dicha (que es un cuerpo sólido, poco aromàtico resna producida por una clare de palmeras), sino el bálsamo, liquido de pertame exquisito, producido por la palmera Commilphora opodalsamum. Como la palabra del texto hebreo es los en nor, mirraj entienden por ella comunmente la resina aromàtica, llaunada ledum o labumum en griego y latín, producida por las hojas de cisto, que crece en Arabia y Siria y también en Palestina. Cfr. Fonck, Streifzage du ch die lubi, Flora, en BSt V 52, 449 s., 155; Rb 414, 410.

Tan pronto se les llama ismaditas come unadianitas o medanitas, como en India. 8, 22, 24, 26; ettas tribus, que descendian de Abraham, tenían sus viviendas en la proximidad de la familia patriar-cal, con limites no bien definidos, llevaban una vida poco estable, y se unan para finos comerciales o guerreros, no distinguiéndose unas de otras con precisión (cfr. Rb 210). Segun Eisler (Kenitische II ciliuschriften 82, nota 2), Madián no es nombre de tribu, sino significa comunidad jurídica o reli-

cuales lo vendieron por veinte siclos de plata . Podía José en tan angustioso trance llorar y suplicar cuanto quisiera; en sus despiadados hermanos no había un adarme de compasión: no le oían 2. Los ismaelitas le condujeron a Egipto.

- 194. Habiendo vuelto a la cisterna Rubén, que no había estado presente a la venta de su hermano, v no hallándole, rasgó sus vestiduras 3, diciendo: «El chico no parece; ¿y adónde iré yo ahora?»; los demás hermanos estaban completamente indiferentes. Mataron un cabrito, tiñeron en su sangre la túnica polímita de José y la enviaron a su padre. diciendo: «Esta túnica hemos hallado; mira si es o no la de tu hijo». El padre, cuando la reconoció dijo: «La túnica es de mi hijo: una fiera muy mala se lo comió; una bestia devoró a José». Y rasgadas sus vestiduras, vistióse de cilicio , llorándole por mucho tiempo. Y, juntándose todos sus hijos para suavizar el dolor del padre, no quiso admitir consuelo, sino decia: «Descenderé llorando al reino de los muertos o a juntarme con mi hijo».
- 195. Se ha considerado siempre a losé como figura de lesucristo. Fué odiado v perseguido por sus hermanos por ser el predilecto de su padre; y cuando les refirió sus sueños maravillosos, en los cuales Dios quiso anunciar el futuro ensalzamiento, no le creveron. También Jesús, el Hijo muy amado de Dios, fué odiado v perseguido por los judíos; v cuando expuso a éstos su origen divino y la grande obra de la Redención, para la cual había venido a la tierra, no le creveron: «Ni sus hermanos creían en él» 6. José fué escarnecido por sus hermanos, despojado de sus vestidos y vendido por unas pocas monedas. Lo mismo sucedió a Jesús, víctima de uno de sus discípulos 7. Jacob quedó inconsolable por la supuesta muerte de su querido hijo, hasta que el mismo José le explicó cómo aquella muerte supuesta había sido el medio para su ensalzamiento v la salvación de los suvos. Los amigos de Jesús estaban sumidos en la tristeza, cuando la muerte venció, al parecer, a su querido Maestro. No comprendían todavía que la muerte era el camino de la glorificación del Mesías v de la redención de todos, hasta que el mismo Jesús hubo de explicárselo: «¡Oh necios v tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron va los profetas! Pues qué, por ventura no era conveniente que Cristo padeciese todas estas cosas v así entrase en su gloria?» .

# José en casa de Putifar

(Gen. 37, 36; 39, 1-20)

196. Entre tanto, los madianitas vendieron a José en Egipto al jefe de las guardias de Faraón. Mas Dios estaba con él, y todo le salía bien.

Sisa, una anfictionía como si dijéramos, formada por varias tribus, con un santuario determinado. -Como desde el nacimiento de Ismael habían pasado ya 181 años, los descendientes de éste eran segura-mente muy numerosos. También puede ser que les diera el nombre el historiador que vivió muchos prins despuis.

Siclos de plata, v. mim. 104. No se puede précisar el valor absoluto de un siclo; tal vez ascendia a marcos oro. La Ley determinaba (Lev. 27, 5) que para redimir a un joven (hasta los veinte años) del servicio del Santuario, había que pagar 20 siclos.

fien. 42, 21; v. trúm. 208.
El rasgar las vestiduras era símbolo del dolor que desgarra el corazón. Esta práctica se usaba entre griegos y romanos y en Oriente era general. Acerca de lo que hoy se acostumbra, cfr. Bauer, Folksteben im Lande der Bibel. 243.

El vestido de luto de los antiguos era a manera de saco burdo de pelos de cabra o de camello, de color negro o pardo-oscuro, con dos aberturas para los brazos; llegaba escasamente hasta las rodillos y se ceñía al cuerpo con una cuerda. Vestianse de saco no solamente los que hacían duelo, sino también los profetas, penitentes y predicadores.

<sup>5</sup> process, penterness; 5 Cfr. Num. 57.
6 Coam, 7, 5.
7 Loam, 6, 71; 13, 18 21.
7 Loam, 24, 25 8.

Por lo época en que Jozé fué vendido a los imaelitas, ocurrió el matrimonio de Judá con uma cananca, suceso que se relaciona con la historia de Tamar, madre de Fares y Zara, hijos de Judas (Gen. 38), y, por tanto, madre del Mesías que había de venir a llamar a los pecadores y gentiles

Por esto halló gracia en presencia de su señor, Putifar 1, y le servía; su señor le puso al frente de todo, y José gobernaba la casa que se le encomendara y todos los bienes que le fueron confiados 2. Bendijo Dios la casa del egipcio a causa de José, y multiplicó toda su hacienda, así en la casa como en el campo. De suerte que Putifar no tenía otro cuidado que el de ponerse a la mesa para comer; es decir, abandonólo todo al cuidado de su mayordomo José.

197. Era losé de rostro hermoso y de gallarda presencia. Por lo que. al cabo de muchos días 3, la mujer de Putifar puso sus ojos en él, y le solicitó al pecado. Mas José rechazó con horror el deseo de aquella mujer, diciendo: «Mira, no hay cosa que mi señor no me haya confiado, a excepción de ti, su muier; pues cómo puedo vo cometer tamaña maldad, y pecar contra mi Dios?» Mas la mujer de Putifar no cesaba de insistir uno y otro día en sus deshonestos propósitos cerca del joven, que perseveraba firme en el santo temor de Dios y no daba oldo a sus halagos. Pero aconteció, que un día entró José en casa y se puso a solas a hacer sus faenas. Entonces ella, asiendole por la orla de la ropa , le declaró una vez más sus lascivos deseos; pero José, dejando la capa en las manos de ella, huyó y salióse fuera. Y cuando la mujer vió la capa de José en sus manos y que había sido burlada, llamó ante si a los hombres de su casa y les dijo: «Ved que mi marido trajo aquí a un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Ha osado entrar a donde vo estaba, con intento de seducirme; y habiendo vo dado voces, soltó la capa que vo tenía asida, y escapóse tuera» <sup>5</sup>. Cuando Putifar volvió a casa, le mostró la capa de José, y le refirió la misma mentira. Putifar, demasiado crédulo a las razones de su mujer, se encolerizó sobremanera y mandó meter a José en la cárcel en que se guardaban los presos del Rey . Allí quedó éste aherrojado 7.

<sup>(</sup>cfr. Matth. 1, 3). - Todo lo que ha descubierto la egiptología tocante a la historia de Abraham y sus descendientes, se encuentra comprendido en la obra Bibel und Aegypten, de G. J. Heyes, tomo I Münster 1904). Cfr. Joseph in Aegypten, del mismo autor, en BZF IV 9.

Este nombre, que mas rarde aparece en el texto hebreo en forma más completa (Poti-phara) es auténticamente egípcio; en su composición entra el nombre del dios solar Ra; significa oregalo de Ran o «consagrado a Ran (Peti-pa-ra o Petepra).

En todas las casas principales de Egipto había un intendente o administrador. Se le representa con una vara o un mamotreto en la mano y un estilo o pluma de junco en la oreja. En cierto monumento aparece el intendente de mayor estatura que los criados y se le llama merpa = ejefe de la casan. Este es el título que tenía José, pues Putifar le hizo administrador de su casa. Examinando un plano de casa egipcia (según Ermann), se ve claramente por qué José «pasó por el interior de la casa para ir a ocuparse en su negocio (trabajo)» · las despensas se hallaban en la parte trasera de la casa, de suerte que no se podía llegar a ellas sin atravesar el interior.

sucrte que no se podia llegar a ellas sin atravesar el interior.

Los diva años después, cuando José tenfa 20.

Los supa (simla, manto), usada en todo el Oriente, aunque no igual en todas partes, era una prenda rectangular, de paño; a los pobres servia también de manta, por lo que a nadie estaba permitido retener por la noche en rehén la capa del prójimo. Materia y color variaban según la posición de cada cual. Moisés mandó poner en los cuatro ángulos alamares y borlas que invitasen a la observancia de la Ley (Num. 15, 38 ss.; Deut. 22, 12; Matth. 23, 5). Los israelitas principales llevaban, además, otro manto de materia muy fina (me'il), que llegaba, como el asirio-babilónico, desde el cuello hasta las rodillas, con mangas cortas y ricos flecos en la fimbria. Kalt, Biblische Irchaologie núms. 28 y 20.

Munes solicio moderne coniara que este relata esté en muna con las costumbres egipcias, (SD).

rodillas, con mangas cortas y ricos flecos en la fimbria. Kalt, Biblische Irchaologie núms. 28 y 202 Algunos sabios modernos opinan que este relato está en pugna con las costumbres egipcias, espcialmente con la condición de las mujeres de Egipto, con su recogimiento, etc. Sólo que confundieron
las costumbres del antiguo Egipto con las de otra época posterior. Los monumentos y escritos y los
testimonios de escritores antiguos confirman el relato bíblico en todos sus pormenores. Las mujeres que
conocemos por la historia o por la literatura egipcia, son de mal carácter; en particular las mujeres
de las clases más elevadas se permitían toda clase de libertados; algunas escenas representadas en los
monumentos no son para decritas. Uno de los papiros más antiguos les atribuye atoda clase de maldades,
astucias y engaños» (efr. en contra Kayser-Roloff, Agypten³ 178). La narración egipcia antigua, que
Bera por título dos dos hermanos» (del siglo xv), nos presenta una escena en todo semiante a la
bíblica: una mujer que seduce y calumnia; sin embargo las diferencias son más que las afinidades y
no hay razón suficiente para considerar la biblica como imitación de la egipcia (Gunkel); el parecido
de ambas sólo demuestra que el escritor sagrado conocia bien la vida de Egipto. Cfr. Erman, Agypten de ambas sólo demuestra que el escritor sagrado conocía bien la vida Legipto. Cir. Erman, Aegypten und agiptisches Leben 430 s.; Heyes, Bibel und Aegypten 129 y 137; BZF IV, 348 ss.

Encontrábase la cárcol en un compartimiento de la casa de Putilar, como se desprende del relato

Encontanase a varcei en un compactumento de la casa de l'acciar, condo se despiente del relaconismo. En general, la prisión destinada a los delitos cometidos en el palacio real estaba en casa del jefe de la guardia de Faraón (cfr. lerem. 37, 45).

1 Ps. 104, 181: Hierre cercó a su alma, es decir, a su persona. — Acerca de la administración de justicia en el antiguo Egipto, y. Heyes, Bibel und Aegypten 158. Según esto, José fué tratado con cierta considerado tal yez porsey a considerado con cierta de la considerado con cierta considerado en considerado con cierta considerado en considerado con cierta considerado en considerado con cierta con contrato con contrato con contrato con contrato con cierta con contrato consideración, tal vez porque su culpa no constaba con certeza.

#### 26. José en la cárcel

(Gen. 30, 21 55.; cap. 40)

198. Consumíase José en la prisión. Pero el Señor no le abandonó; y apiadado de él ¹, dióle gracia en los ojos del carcelero ². Puso éste en manos de José todos los presos que estaban arrestados en la cárcel; y cuanto se hacía, era por orden del hebreo. Pero sucedió que el copero del Rey de Egipto y el panadero ofendieron a su señor. Faraón ³ los echó a a la cárcel del jefe de la guardia, en la cual José estaba preso. El alcaide de la cárcel los entregó a José, el cual también les servía. Pasado algún tiempo, una noche tuvieron los dos cada uno un sucño, presagio de la suerte que les aguardaba; por lo que ambos estaban tristes. Entrando José por la mañana y viéndolos apesadumbrados, preguntóles diciendo: «¿ Por qué vuestro rostro está hoy más triste que de costumbre?» Y ellos respondieron: «Hemos tenido un sueño, y no hay quien nos lo interprete». Y díjoles José: «Pues qué ¿ no es cosa de Dios la interpretación? Contadme lo que habéis visto» ⁴.

El copero mayor fué el primero en referir su sueño: «Veía delante de mí una vid con tres sarmientos. Comenzó a reverdecer, echó flores y, por fin, dió uvas maduras. En mi mano tenía vo la copa de Faraón; cogí las uvas y las exprimi en la copa, que luego alargué al Rey». Respondió José: «Esta es la interpretación del sueño: los tres sarmientos son tres días, al cabo de los cuales Faraón se acordará de tu ministerio y te restituirá a tu antigua categoría; y le darás la copa según tu oficio, como antes solías hacerlo. Solamente acuérdate de mi, cuando tuvieres esta dicha, y haz conmigo misericordia, insinuando a Faraón que me saque de esta cárcel; pues furtivamente me han arrebatado de la tierra de los hebreos , y aquí, siendo inocente, he sido echado en calabozo». Viendo el jefe de los panaderos que José había descifrado el sueño sabiamente, dijo: «Mi sueño es como sigue: tenía vo tres canastillos de harina sobre mi cabeza 6; en el canastillo que estaba más alto había toda clase de viandas hechas por el arte de pastelería : pero vinjeron las aves, y comieron del canastillo». Respondió José: «Esta es la interpretación del sueño: los tres canastillos son tres días; al cabo de los cuales, cortará Faraón tu cabeza y te colgará en una cruz 7, y las aves despedazarán tus carnes».

Tres días después era el cumpleaños de Faraón; el cual habiendo dado un grande convite a sus ministros, se acordó del jefe de coperos y del jefe de los panaderos. Y restituyó al uno su empleo, para que le sirviese la copa, y colgó al otro en una horca. «Mas el copero mayor, vuelto a su prosperidad, no se acordó más del intérprete.»

199. La Providencia se sirvió de las circunstancias natura'es para libertar

Probablemente el mismo Putifar, el cual, una vez sosegada su ira, no pudo convencerse de la culpa de Jose, por lo que le trató con blandura.

Nombre genérico o título de reves regipcios Persaa significa «la casa grande», la habitación, el padacio real, y también el señor que allí manda; de igual medo cuando decimos: «La Sublime Puerta» has referimos al sultán turco o a su gobierno. Al principio se daba este nombre selo a los reyes de Egipto; mas tarde se comenzó a añadir el nombre personal. «Fracam» es un nombre tan empleado para designar al rey de Egipto, que los «hebreos y asirios lo tenían por nombre prepio» (Erman l. c. 63; etc. Heyes 1. c. 21 «s.). Los israelitas se acostumbrarou tanto más facilmente al título de los reyes de Egipto, cuanto que en su lengua existra una palabra análoga (pera), que significa «principo».

Egipto, cuanto que en su lengua existra una palabra análoga (pera), que significa aprincipen.

Es decir, si el sueño procede de Dios, El nos dará la interpretación.

Les podra dar este membre a la región de Canaon en que habitaren su padre y sus antepasados, concidos et a el nombre de hebreos por los habitantes de Canaon y demás pueblos vecinos. Cfr. Gen. 12, 16; 14, 13; 21, 22.

Herodoto advierte expresamente que los hombres llevaban las vasijas sobre la cabeza, las mujeres sobre los hombros.

Los egípcios, como también etros pueblos antiguos, decapitaban primero a los malhechores; luego colgaban en un palo sus cadáveres en señal de afrenta.

y ensalzar a José. La interpretación de sueños tiene mucha importancia en la vida egipcia (como también en la babilónica). Reves y sacerdotes están sometidos a ella. Y no sólo en la antigüedad, sino también en los tiempos presentes 1 (cfr. más abajo los sueños de Faraón). En el relato aparecen como cargos elevados los oficios de copero y panadero del rey. Ello está en armonía con la importancia que las personas principales de Egipto daban a la cocina. La



Fig. 26. - Vendimia en Egipto. Pintura mural de un sepulcro en Beniha-sán (Reino Medio). La uva es recogida en cubetas,



Fig. 27.-Prensa del vino, on Egipto. Pintura mural de un sepulcro en Benihasán (Reino Medio). Mediante una palanca unida a un eje se exprimen sacos repletos de uva.

literatura egipcia cuenta entre los principales cargos del palacio real el de «secretario de la mesa» y el de «repostero». En la tumba de Ramsés III se encontró, representada en las paredes, una panadería real completa; lo mismo aconteció en las excavaciones llevadas a cabo por la Sociedad Orientalista



Fig. 28. -Prensa del vino, en Egipto Pintura mural del sepulcro de Chuemhotep, en Benihasán (Reino Medio). Los pisadores, asiéndose a unas cuerdas que cuelgan del techo, estrujan la uva con

Alemana 4. También atestiguan los monumentos la función del copero: exprimir las uvas en la copa del rev. En una ceremonia religiosa, el rev ofrece el zumo de uvas mezclado con agua al dios Horus; el hombre que está a la derecha del rey desempeña evidentemente un cargo de confianza. La fiesta del natalicio de los reves es costumbre antigua, de la cual da testimonio la famosa piedra de Roseta. Resulta, pues, que en nuestro relato todo es genuinamente egipcio, hasta los últimos pormenores 3.

Herodoto v Plutarco niegan, al parecer. el cultivo de la viña en Egipto: el primero dice que en Egipto no se criaban cepas; el segundo, que antes de Psammético (665-611 antes de Cristo) ni se fabricaba ni se bebía vino. Pero lo que quieren decir Herodoto v Plutarco es, a lo sumo, que el pueblo no conocía el cultivo y uso del vino. Pues el mismo Herodoto refiere en otro lugar 4 que en Egipto se daba cada día a los sacerdotes vino de uvas y carne de ganso y de buey, y que se usaba el vino en los sacrificios, etcétera. Según Atenio v Diodoro, se cultivaba la viña en algunas regiones de Egipto. Diodoro, Estrabón y Plinio el Viejo,

hablan de varias clases de vino. Diodoro añade que la introducción del cultivo de la viña se atribuía a Osiris, el dios más antiguo del país. Numerosos testimonios v pinturas murales de los monumentos egipcios más antiguos hablan con irrefragable certeza en pro de la historicidad del relato bíblico (véanse

Ebers, Aegypten, etc., 321 s.; AT4O 3 334. ATAO 3 335; Erman, Aegypten 2 224. Cfr. ThG IX (1917) 222 ss.; Gen. 44, 1, im Lichte der altorient. Denkmäler (Slaby).

Ebers I. c. 330; Vigouroux I. c. 2, 37, 30, 42, 50, 121, 133, 144, 168; cfr. Kayser-Roloff, Aegypten 3, 168, ss.; Heyes, Bibel und Aegypten

figuras 26, 27 v 28); las pinturas murales muestran la vid va trepando por las paredes, ya formando glorietas y calles abovedadas, no en los árboles como en Roma. La uva se recogía en cestos hondos o en cubas, que se transportaban a la prensa sobre la cabeza o en los brazos, en el hombro izquierdo o con ayuda de una palanca apoyada en ambos hombros. Había prensas de mano y de pie. La de pie consistía en un pedestal con capitel y columnas pintadas; los pisadores se agarraban fuertemente a unas cuerdas (fig. 28, p. 101). En la de mano se introducían las uvas en sacos, que los operarios retorcían por medio de un lazo o de unos palos especiales; el mosto iba cavendo poco a poco en una tinaja colocada debajo (fig. 27, p. 194). Se han descubierto también, en las ruinas de ciudades egipcias antiguas, restos de ánforas o cántaros con una costra de tártaro en la pared interior.

#### 27 Encumbramiento de José

(Gen. 41, 1-15)

200. Dos años después, cuando José contaba treinta, tuvo Faraón un sueño. Parecíale estar junto al río , del cual salieron siete vacas,

hermosas y muy gruesas, y pacían la hierba de la ribera. Subjeron también del río otras siete vacas feas y macilentas 2; y éstas se comieron a aquéllas, cuya hermosura y lozanía de cuerpos era maravillosa. Despertó Faraón, y volviendo a dormirse, tuvo otro sueño: Siete espigas brotaron de una sola caña, llenas y hermosas: y tras ellas brotaron otras tantas espigas flacas, que devoraron toda la lozanía de las primeras. Despertó Earaón

Llegada la mañana, lleno de pavor, envió a llamar a todos los adivinos y a todos los sabios de Egipto, y les contó el sueño; mas no hubo quien lo interpretase . Entonces, por último, acordándose el jefe de los coperos, dijo: «Confieso mi pecado: Irritado el Rey con sus siervos, mandó nos encerrasen a mí y al jefe de los panaderos en la casa del jefe de la guardia, donde una noche tuvimos los dos cada uno un sueño, pre-



Triticum compositum (trigo egipcio).

sagio de cosas futuras. Había allí un joven hebreo, siervo del mismo jefe de la guardia. Referimosle nuestros sueños, y como nos los interpretó él, así nos sucedió; porque vo fuí restituído a mi empleo, y el otro fué colgado».

201. Entonces, por orden del Rey fué sacado José de la cárcel; le

Es decir, en el Nilo, único río de Egipto.

Alusion muy acertada a la fertilidad y esterilidad inminentes, las cuales dependian del río Nilo. Para el egipcio, el buey es símbolo de la fertilidad del campo. El toro está consagrado a Osiris, inventor de la agricultura; se representa a menudo el toro de Osiris acompañado de siete vacas, por ejemplo, en las viñetas del capítulo 110 del Libro de los Muertos; el texto de este capítulo contiene una oración suplicando a Osiris se digne él, o las siete vacas con el toro, prover de alimentos (al orante) despues de muerto. En el sueño interviene, pues, un «motivo mitológico», familiar y asequible a Faraón; el Ebers, Acgypten, etc., 104; Heyes, Bibel und Acgypten 214; BZF IV 353; ATAO 335.

Sin duda de trigo, que en Egipto tenian de siempre fama de lozanas, muy alimenticias y de extraordinaria virtud germinativa (fig. 29).

Estos subios pertenecían probablemente a la segunda categoría sacerdotal, que se d dicaba al servicio divino y al cultivo de las ciencias. Los escritores antiguos les llaman anuanuenses sagrados, los experimentados o sabios. A ellos acudían los egipcios en demanda de luces y asistencia en todos

experimentados o sabios. A ellos acudían los egipcios en demanda de luces y asistencia en todos los negocios que rebasaban el saber común y las facultades ordinarias. Formaban un grupo especial ledivinos y hechiceros que se dedicaban a la interpretación de suchos y de señales (agueros) y a las attes mágicas. Su ciencia había de ennudecer cuando Díos manifestase sus arcanos, a Todos los sabios y adivinos» quiere decir, sin duda, todos los representantes del gremio que se hallaban en la ciudad de la consecuent de la ciudad. eran a la vez consejeros del rey.

cortaron el pelo, y habiéndole mudado de vestido 1, le llevaron a la presencia de Faraón. Díjole el Rey: «He tenido unos sueños y no hay quien me los declare. He oído que tú los descifras con mucha sabiduría», «No seré vo, replicó Iosé, sino Dios, quien responderá favorablemente a Faraón». Refirió, pues, el Rey ambos sueños. Y José habló de esta manera: «El sueño del Rey es uno; Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas y las siete espigas llenas son siete años de abundancia. Las siete vacas flacas y las siete espigas secas significan siete años de esterilidad, que han de suceder a los siete de abundancia y han de consumir todo el remanente de aquéllos. Entonces castigará duramente el hambre a todo el país, y la esterilidad será tan grande, que hará olvidar la anterior abundancia. El haber tenido tú dos sueños de la misma significación, denota la certidumbre de que la palabra de Dios se cumplirá cuanto antes. Ahora, pues, provéase el Rey de un varón sabio y diligente, y hágale gobernador de la tierra de Égipto. Pondrá éste intendentes en todas las regiones, y hará que se recoja en graneros la quinta parte de los frutos de los siete años de fertilidad, que van va luego a empezar; y encerrará todos los frutos en las ciudades, a disposición de Faraón, para que hava provisiones en los siete años de esterilidad, y no perezca de hambre la tierra».

**202.** Agradó el consejo a Faraón y a todos sus ministros; por lo cual dijo a éstos el Rev: «¿Por ventura podremos hallar un varón como este, que esté lleno del espíritu de Dios?» Dijo, pues, a José: «Tú serás quien gobierne mi casa, y obedecerá tus mandatos todo el pueblo; no tendré vo sobre ti más precedencia que la del solio real». Y repitió Faraón: «He aquí que te constituvo sobre toda la tierra de Egipto». Y se quitó el anillo del dedo y se lo puso a José; vistióle una ropa de lino muy fino 3, y le puso alrededor del cuello un collar de oro. Y le hizo subir en su segunda carroza, gritando un pregonero, que todos delante de él doblasen la rodilla y le respetasen como a gobernador de toda la tierra de Egipto . Dijo también el Rev a José: «Yo sov Faraón: sin tu orden, ninguno moverá mano ni pie en toda la tierra de Egipto». Mudóle además el nombre, y le llamó con una palabra egipcia, Zaphnatpanêach (según san Jerénimo, salvador del país); y dióle por mujer a Asenet, hija de Putifar , sacerdote de Heliópolis. Treinta años tenía José cuando se presentó a Faraón 1.

203. No faltan ejemplos que nos ilustran acerca del empleo de José en Egipto. En el Reino Nuevo (desde 1600) los extranjeros ocuparon a menudo los

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Así lo exigía la costumbre egipcia. Mientras que en otros pueblos orientales la barba era un bello Asi lo exigia la costumbre egipcia. Mientras que en otros pueblos orientales la barba era un bello ornamento facial, y su pérdida se reputaba por cosa muy lamentable, los egipcios (según Herodoto) dejaban crecer el pelo de la caleza y de la barba sólo cuando estaban de luto. Las esculturas antiguas representan a los egipcios imberbes, y solamente los prisioneros llevan barba (cfr. ATAO 335).

En hebreo schisch (de schisch, brillar, resplandecer, iluminar); designa un tejido muy blanco, fino y suave, de un fino que sólo existe en Egipto, con el cual se hacían las vestiduras sacerdotales. Para más detalles, cfr. Scholz, Die heiligen Alteritimer des Volkes Israel 1 53; LB 1 642.

Besta cuatro distinciones eran las señales externas de su nueva dignidad, y como tales aparecen a menudo en la historia y en los documentos egipcios: 1. La entrega del sello para sellar los decretos esta su promis procuente de la posición y plenipotencia del primer ministro (cfr. Esth. 3, 10;

reales es el signo más elecuente de la posición y plenipotencia del primer ministro (cfr. Esth. 3, 10; reams es et signo mas ciocuente de la posición y piempotencia del primer ministro (cir. Estil. 5, 10, 8, 2), 2. Los vestidos de los sacerdotes, según Herodoto (2, 37), cran de biso, símbolo de la pur-za y santidad; por su préciosidad eran privilegio de los reyes y personas principales. 3. En los monumentos aparecen las personas de categoria adornadas con collares de oro primorosamente trabajados (cfr. fig. 30); eran condecoraciones análogas a las insignias de nuestras Ordenes, o distintivos de la autoridad judiciale. La carregar real distintiblesho la la calenda empleida de la figura después de servicio de la calenda empleida de la figura de primora después de eran condecoraciones analogas a las insignias de nuestras tracines, o distintivos de la autoridad judicial. 4. La carroza real simbolizaba la elevada posición de José en Egipto, el primero después de Faraón, como lo decía en alta voz el pregonero. Cfr. Hoberg, Genesis? 384: Heyes, Bibel and Aegypten 235-238-242-88; Slaby, Gen. 41, 41-42 and die altagyptischen Denkader, en BZ XVI-18-88; EVE IV 350.

Este Puillar es distinto del jefe de la guardia real. Por su amondo se relacionó José con lo la control de la control

más selecto de Egipto, facilitándosele el ejercicio de su alto cargo. Los sacerdotes, guerreros, pastores, labradores, artesanos, etc., no formaban castas (como antes se creia), sino gremios. No se sigue, pues, que José, por su matrimonio, fuese recibido entre los sacerdotes, sino solamente que fué aennoblecidon e incorporado al gremio sacerdotal, al que pertenecían los sabios y los altos dignatarios del reino; porque los sacerdotes eran del número de los nobles y sabios, y tanta era su influencia que sin ellos nada importante se bacia. Cir. Kay-er-Roloff, Acgypton 164.

Estuvo esclavo 13 ó 14 años, de los cuales por lo menos 3 ó 4 en prisión.

puestos más elevados. Un ejemplo de los más notables nos suministran las cartas de Amarna. Un tal *Janchamu* — nombre semítico —, gobernó el país (provincia) de Jarimuta, en la delta del Nilo, granero por aquel entonces de las costas orientales del Mediterráneo. Aparece con poder ilimitado en calidad de

plenipotenciario del rev de Egipto; de él depende la administración de los graneros. Este Janchamu no es el Iosé de la Biblia, pero es un caso análogo, que demuestra «ser egincio el ambiente de la historia (de José)» 1. También los nombres de Zaphnat-panéach v Asenath son egipcios. En sentir de egiptólogos antiguos y modernos, el primer nombre significa «sustentador de la vida»; en opinión de otros, es un rítulo que se daba el ingresar en la corporación de los empleados de mayor categoría o de los sabios o simplemente un nombre honorífico 2. Ni el texto hebreo ni la versión griega explican el significado del nombre egipcio; san Jerónimo lo traduce de acuerdo con el contexto y en conformidad con el cargo que desempeñaba Iosé: Iosé salvo el país en tiempo del hambre. - Asenath corresponde a la palabra egipcia Ns-nt, que significa operteneciente a (la diosa) Neito, o bien es un nombre muy corriente de mujer (Asen). Se suele objetar ser ambos nombres de fecha reciente y estar atestiguados por primera vez el año 1200 a, Cr.; pero bien pudieron emplearse va en



Fig. 30. — El rey Tutenkamum (1358-1350 a. Cr.) con un vestido de biso (lino) y un collar de varias sartas, concede audiencia a Huy, gobernador de Etispia, Pintura mural de una sepultura de Tebas. (Berlín, Museo de Etiología)

tiempos anteriores, tanto más cuanto que el material de nombres propios de fecha cierta es «muy exiguo».

La Sabiduría divina llevó al justo José desde el estado más despreciable al más admirable encumbramiento, «dióle el cetro del reino y el poder contra aquellos que le habían oprimido, y convenció de mentirosos a los que le habían infamado, y procuróle gloria eterna» <sup>8</sup>. Recompensóle sus trabajos con otras tantas honras y alegrías. Odiáronle sus hermanos por sus sueños, y la interpretación de los sueños le granjeó la estima y el amor de los egipcios ; despojáronle sus hermanos de la túnica polímita, los egipcios le vistieron del más precioso ropaje y le ataviaron con los emblemas reales : sus hermanos le arrojaron en una cisterna, y los egipcios le sacaron de la cárcel ; vendiéronle aquéllos como esclavo a unos extranjeros, que le expusieron a la irrisión en el mercado de esclavos, y Faraón le hizo señor de toda la tierra de Egipto, y mandó pasearle a

Tanto en los padecimientos como en la exaltación, es José figura de Cristo, el cual salió glorioso de la cárcel del sepulcro y fué exaltado por su Padre celestial, el Rey del universo, y recibió del mismo «un nombre superior a todo nombre, para que, al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la

la vista del pueblo, en la segunda carroza real, en señal de sumo honor.

Sup. 10, 14. Act. 2, 24 ss.; Col. 3, 15.

<sup>1740° 337</sup> s.; cfr. Hoberg, Genesis° 385. Heyes I. c. 258 ss.; II 122 ss. A la interpretación (chabla un dios, y él viven) que Steindorff, Spiegelberg y otros tienen por «absolutamente cierta», se puede objetar, según ZAW 1905, 210, que el nombre de la versión griega supone otra forma hebrea. Según Heyes, es posible esta interpretación:

tierra y en el infierno; y toda lengua confiese que el Señor Iesucristo está en la gloria de Dios Padres L

204. Heliópolis<sup>2</sup>, la ciudad del sol (en egipcio An, On; en hebreo On o Aven = sol, luz), era una capital de provincia del Bajo Egipto, situada unos 37 Km, al norte de Memfis, más de 10 Km, al norte de El Cairo, no lejos de la orilla derecha del brazo oriental (pelúsico) del Nilo. Aquí estaba desde antiguo el templo principal del dios-sol y era la sede de un sacerdocio ilustrado que ocupaba el primer puesto entre los sacerdotes egipcios. Allí se criaba el segundo de los cuatros toros sagrados, el Mnevis (que significa : el sol que revive) . Más tarde fué destruída por los persas; como único resto de aquella grandiosa ciudad, queda todavía un obelisco de más de veinte metros de altura, que tal vez estaba en pie en tiempo de Abraham.

El Nilo 4 el río más largo de la tierra, aunque no el más caudaloso. está formado por dos confluentes, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, Nace este último en Abisinia, y las fuentes del Nilo Blanco, mucho más caudaloso que el Azul, se encuentran unos 1.500 Km. más abajo, en la región de los dos grandeslagos, situados entre 3º de latitud sur y 3º de latitud norte, a 1.158 y 653 m. de altitud respectivamente. Saliendo del lago Victoria-Nyanza, que está al sur del Ecuador v tiene una superficie de 80.000 Km², sigue hacia el noroeste, vertiendo sus aguas en el lago Alberto-Nyanza, de 37.000 Km² de superficie; sale de éste en dirección norte, y dejando al oriente Abisinia, enfila hacia Nubia y se une con el Nilo Azul en Chartum, a 15º de latitud norte. De aquí a su desembocadura, en el grado 31 de latitud norte, su curso mide más de 3.000 Km. y a la región de sus fuentes casi otro tanto. Su recorrido total, de 6.270 Km. u 850 millas, abarca en línea recta 34º de latitud, casi la décima parte del meridiano terrestre. Aguas arriba de Tebas, en el Alto Egipto, forma el Nilo seis cataratas; despues sigue hacia el norte, trazando infinidad de meandros; pasado El Cairo, se divide en dos brazos principales, que forman la delta surcada por una red de canales. Desembocaba en el Mediterráneo antiguamente por siete o nueve bocas , que a causa de los aluviones se han reducido a dos: la oriental en Damieta y la occidental en Roseta, Sus aguas turbias y cenagosas se filtran con facilidad, resultando potables, muy buenas y saludables. Las inundaciones periódicas del Nilo son la causa de la fertilidad de Egipto. Las lluvias ecuatoriales y de los glaciares, que alimentan los afluentes del curso superior, hinchan anualmente el Nilo, a fin de junio, en Egipto propiamente dicho; sobreviene la inundación en agosto, convirtiendo el país en un mar durante los meses de verano; a principios de octubre llega a su máximo nivel; comienza luego a disminuir poco a poco durante todo el mes, hasta que las aguas vuelven a su lecho, dejando el campo cubierto de un barro negro y espeso. En este barro mezclado con arena se hace la siembra, para la cual se utilizan con frecuencia las ovejas o los cerdos, que con sus pisadas introducen en la tierra las semillas. Al cabo de cuatro o cinco meses se han convertido éstas en frutos maduros. Si falta la inundación o sólo sube doce codos, los egipcios padecen carestía; si sube demasiado, no puede hacerse a su debido tiempo la siembra. Pero si la inundación llega a la altura de quince o dieciséis codos 7, la feracidad de esta tierra es extraordinaria. Las regiones más apartadas reciben el agua por canales y las más elevadas, por medio de norias. En la antigüedad fué Egipto, por su abundancia de trigo. el granero de Asia y Europa. Es también rico en otras producciones agrícolas. En tres cosechas anuales se recogen los más variados productos: guisantes, alubias, lentejas, arroz, maíz, sésamo, cohombros, calabazas, melones, cebollas, ajos, trébol de Alejandría, lino, algodón, caña de azúcar, añil, pimienta, bálsamo. Añádanse a esto las frutas más sabrosas:

que na los 13 codos la tierra padece hambre; a los 14 nace la alegría, a los 15 la certeza, a los 16 la felicidad».

Philipp. 2, 6-11; cfr. Weiss, Messian. Lovillaer 15.
Cir. Keppler, Wanderfahrten - 114 88.

Ch. núm. 123. Del hebreo nahal, es de ir, rio; en la Sagrada Escritura se le llama ordinariamente veòr, el rio o schijor, el turbio, a causa de sus aguas langosas. Acerca del Nilo efr. Kayser-Roloff, Aegypten einst und jetzt<sup>3</sup> 1 ss.; Keppler 1 c. 30 ss.; Heyes, Bibel und Aegypten 203 ss.

Llámase así esta region por su semejanza con la letra  $d+\Delta$  ) del alfabeto griego.

Cfr. 1s. 7, 18; 11,15.
Also más de 8 u 8<sup>4</sup> . m., porque el codo árabe equivale a 0,54 m. Dice Plinio (His. mat. 5, 58)

dátiles, higos, sicómoros, naranjas, granadas, membrillos, melocotones, albérchigos, almendras, etc. También se cultiva la viña, y en algunos lugares se dan excelentes olivos.

# 28. Viaje de los hermanos de José a Egipto

(Gen. 41, 47 ss.; cap. 42 y 43)

206. José recorrió sin demora todas las provincias de Egipto, para dar órdenes oportunas en todas partes. Vinieron entre tanto los siete años de fertilidad. José mandó depositar en las ciudades todo el grano sobrante; fué tanta la abundancia, que igualaba a las arenas del mar y excedía a toda medida. Antes que viniese la carestía, le nacieron a José dos hijos; al primero llamó Manasés, diciendo: «Dios me ha hecho olvidar todos mis trabajos y la casa de mi padre» 1. Al segundo llamó Efraim, diciendo: «Dios me ha hecho crecer en la tierra donde entré pobre» 2. Pasados los siete años de abundancia, comenzaron los siete de carestía, y el hambre afligió a todos los países circunvecinos 3; mas en toda la tierra de Egipto había pan. Por fin, también Egipto comenzó a sentir necesidad, y el pueblo clamaba al Rey, pidiendo pan, y el Rey contestaba: «Id a José y haced cuanto él os dijere». Abrió, pues, José todos los graneros y empezó a vender a los egipcios. Y venían a Egipto de todos los países para comprar viveres.

207. Y oyendo Jacob que se vendían alimentos en Egipto, dijo a sus hijos: «¿Por qué os descuidáis? He oído que se vende trigo en Egipto; id y comprad lo necesario para que podamos vivir y no perezcamos de hambre». Bajaron, pues, diez de los hermanos de José a Egipto; pero Benjamín, el menor de todos 4, quedó en casa con Jacob; «no sea, decía éste, que le suceda algún contratiempo en el camino». Entraron, pues, en la tierra de Egipto con otros que iban a comprar. Allí mandaba José, y a su arbitrio se vendían granos a los pueblos. Admitidos a la presencia de José, postráronse en tierra ante su hermano, mas no le reconocieron; pero él los reconoció, y por su memoria cruzaron los sueños aquellos, cuyo cumplimiento creían evitar sus hermanos, vendiéndole a los madianitas. Antes de darse a conocer, quiso probarlos y enmendarlos.

Hablóles, pues, con aspereza como a extraños, diciéndoles: «¿ De dónde venís? Vosotros sois espías que habéis venido a reconocer los parajes menos fortificados de este país» <sup>5</sup>. Respondieron ellos: «No es

Manasés significa œl que hace elvidara; en medio de su prosperidad, pone José un signo de amor y de anhelo por los suyos en el nombre de su primogénito, significando que, al darle Dios familia proja, le ha compensado de la perdida de la querida casa paterna. No dice la Sagrada Escritura por que lo avisó José a su padre de su elevación; pero del relato se despende que no se había olvidado de los suyos y que les guardaba amor y cariño. Debió de serle imposible la comunicación con los suyos, lo cual nada tiene de particular, dadas las costunibres de los pueblos antiguos, especialmente de los egiptios, tan amigos de aislarse de los extranjeros. Encomendó a Dios, que hasta entonces había guiano sus pasos, el cuidado de coronar la obra uniéndole a los suyos mediante algún suceso extraordinario. Llegó el momento propicio, cuando Faraón y todo Egipto comenzaron a cosechar los frutos de la sabisturía y previsión de José y se volvieron a él reconocidos (Gen. 45, 16 ss.; núm. 217; Gen. 50, 4 ss.).

Ephraim — frutos, descendencia; este nombre simboliza la alegría de José al nacerle un secuendo.

Las 'nscripciones atestiguan la existenccia de años de carestia que afligian a Egipto y países limitroles, especialmente a Palestina y Siria; los documentos en BZF IV no. En una islita del Nilo, en el Alto Egipto, se ha encontrado el testimonio de una carestia que duró siete años; cfr. Brugsch, Steminschriften und Bibelwort (a); del mismo, Die biblishen Jahre der Himgersnot (telipzig 1891); Lives, Aegyptische Studien 96 ss. Sin embargo se asigna a la inscripción fecha posterior, suponiendo además que se ha puesto el número siete por su caracter sagrado y simbólico o por influencia de la tradición judía. Hay testimonios de haber existide una carestía de siete años en la era cristiana (de 1604 à 1671); cfr. Heyes, Bibel una Aegypten 280 ss. La causa es la misma en todos los países del mar Mediterraneo; que no hay suficiente formación de nubes en este mar, o que las montañas de esos países no son suficientemente visitadas por las nubes. Siguese la escasez de lluvias, la sequia de fuentes y ries y aun del Nilo, el cual entonces no sube a la altura conveniente para inundar el país de Egipto.

'Tenía a la sazón 22 años.

No se trata simplemente de intimidarlos; antes bien, es de presumir que los extranjeros, por

así, señor; tus siervos han venido a comprar qué comer. Todos somos hijos de un padre : venimos de paz, ni tus siervos maguinan mal alguno». A los cuales él respondió: «No es así, mas venis a observar los lugares indefensos de este país». Y ellos respondieron: «Doce hermanos somos. tus siervos, hijos de un padre, de la tierra de Canaán; el más pequeño está con nuestro padre, el otro no existe va» 1. «Lo dicho, replicó; espías sois. Voy ahora a hacer una prueba de vosotros; por vida de Faraón 2, que no saldréis de aquí hasta que venga vuestro hermano el más pequeño. Enviad uno de vosotros que lo traiga; y vosotros quedaréis en prisiones, hasta que se pruebe si es verdadero o falso lo que habéis dicho» 3. Metiólos, pues, en la cárcel por tres días.

208. Al tercer día, hizo que compareciesen en su presencia, y les dijo suavizando un tanto sus órdenes: «Haced lo que os he dicho, y quedaréis con vida; porque vo temo a Dios. Si sois de paz, uno de vuestros hermanos quede atado en la cárcel. Y vosotros id, y llevad a vuestras casas los granos que habéis comprado, y traedme a vuestro hermano menor, para que me convenza de que decís verdad, y no muráis». Y se dijeron el uno al otro: «Justamente padecemos esto, porque pecamos contra nuestro hermano, viendo la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le olmos; por ello ha venido sobre nosotros esta tribulación». Uno de ellos, Rubén, dijo: «¿Por ventura no os dije: No queráis pecar contra el muchacho; v no me escuchasteis? Ved cómo se (nos) demanda su sangre». Y no se imaginaban que José lo entendía, pues les había hablado por intérprete. Pero él entendía todo; v se retiró por un poco tiempo y lloró. Prueba manifiesta de que la aparente aspereza no procedía del ruín desco de venganza, sino de la noble intención de cerciorarse del arrepentimiento de sus hermanos y del amor hacia su padre, sin lo cual no podía pensar en transportarlos a Egipto; pues siempre habría quien mirase con malos ojos su origen extranjero. Luego que José probó ser verdad el arrepentimiento y el amor fraterno, se repuso, y volviendo a ellos, mandó prender a Simeón v atarle en presencia de sus hermanos 4; ordenó a los oficiales que les llenasen de trigo los costales, y pusiesen secretamente en ellos el dinero de cada uno, dándoles además víveres para el camino. Y ellos se fueron llevando los granos en sus asnos 5. Mas, como uno de ellos hubiese abierto el costal para dar un pienso al jumento en el mesón 6, y viese el dinero en la boca del costal, lo refirió a sus hermanos, los cuales, atónitos y sobresaltados, se dijeron unos a otros: «¿ Qué es esto que Dios ha hecho con nosotros?»

209. Llegado que hubieron a Canaán a la casa de su padre, le refirieron todo lo acaecido, y cómo debían llevar a su hermano Benjamín en prueba de su inocencia, a fin de que Simeón quedase libre y pudiesen

alguna circunstancia, se hicieron sospechosos y por eso fueron llevados a presencia de José. De otra suerte, habría que admitir que en este caso ocurrió algo singular, pues no era posible que fuesen presen-

Es decir, ¿cómo es posible que un padre mande a todos sus hijos a una empresa tan peligrosa como es el espiar un país extranjero?

como es el espar un pais extranjero?

<sup>2</sup> Jurar, o más bien, afirmar una cosa por la vida del rey, era muy frecuente en la antigüedad, aun entre los romanos de la época de los Emperadores. En Persia es costumbre jurar por la cabeza del rey. Tratándose de Jose, no se puede creer que en ello hubiese idolatría. Tertufiano dice a este propósito (Apol. c. 321; No juramos por los dioses tutelares del emperador, sino por su salud y prosperidad... Respetamos las érdenes de Dios en los comperadores... Por eso los descamos prosperidad en todo, porque Dios lo quiere, y esto lo tenemos por un gran juramentos. Cfr. santo Tomás, Summa

theol. 2, 2, 9, 89, a. o. Como si dijera: si en una cosa decís verdad, esto me probará que en todo lo demás también la

habéis dicho.

\* Tal vez porque éste cra el mayor después de Rubén, el cual se había esforzado en otro tiempo por librar a Jose.

por norm a 1988.

Cada uno de los hermanos aparece conduciendo su bestia y su carga; mas esto no excluye que llevasen en su compañía criados con las bestias necesarias para transportar provisiones suficientes para todas las familias, a las cuales alude José expresamente (v. 19).

<sup>6</sup> En un albergue del camino, donde las caravanas pasaban la noche.

comprar trigo. Al vaciar los sacos, halló cada uno el dinero atado en la hoca de los costales; y como todos a una quedasen atónitos, dijo Jacob: «Me dejais sin hijos; José va no existe; Simeón queda en prisiones, y queréis quitarme a Benjamín. Sobre mí han recaído todos estos males». Diio entonces Rubén, queriendo convencer a su padre: «Quita la vida a mis dos hijos, si vo no te le volviere; entrégamele en mi mano, y vo te lo restituiré». Pero Jacob replicó: «No descenderá mi hijo con vosotros; su hermano murió, y él solo ha quedado; si le acaeciere algún desastre. llevaréis mis canas con dolor al sepulcro».

Algunos santos Padres, especialmente san Bernardo 1, ven en José una figura de san losé, casto esposo de María y padre nutricio de Jesús. A semejanza de aquél, fué también san José a Egipto, perseguido por la envidia; guardó con solicitud la augusta familia que le estaba confiada y demostró virginal fidelidad al Señor, que le encomendó su más preciosa alhaja. Fué honrado con la especial revelación de los misterios divinos, y en recompensa de su celestial sabiduría v virtud, fué elevado hasta el trono del gran Rev, ante el cual es un poderoso intercesor, al que acudimos en todas las necesidades, y un sabio consejero, cuya palabra y ejemplo debemos seguir. Finalmente, por voluntad del Rev, el es quien abre los reales graneros a los que se lo piden, y distribuye el pan de la vida, que tan solicitamente guardó en la tierra.

210. Entre tanto, el hambre afligía a toda la tierra. Y consumidos los víveres que habían traído de Egipto, dijo Jacob a sus hijos: «Volved, v compradnos algunos víveres». Respondió Judá: «Aquel hombre nos intimó con protesta de juramento, diciendo; no veréis mi rostro, si no trajereis a vuestro hermano menor con vosotros. Por tanto, si quieres enviarle con nosotros, iremos juntos, y te compraremos lo necesario. Mas, si no quieres, no iremos; porque aquel hombre, como ya muchas veces hemos dicho, nos intimo diciendo: No vereis mi rostro, sin vuestro hermano menor». Díjoles Israel: «Para desdicha mía le hicisteis saber que aun teníais vosotros otro hermano». Mas ellos respondieron: «Preguntónos aquel hombre punto por punto acerca de nuestro linaje: si vivía el padre, si teníamos otro hermano, y nosotros le respondimos al tenor de sus preguntas. ¿Acaso podíamos saber que había de decir: Traed a vuestro hermano con vosotros?»

Mas Judá dijo a su padre: «Envía conmigo al muchacho<sup>2</sup>, para que marchemos y podamos vivir; no sea que muramos nosotros y nuestros niños. Yo me encargo del muchacho; demándamelo de mi mano. Si no te le devolviese y pusiere en tus manos, seré reo de pecado contra ti en todo tiempo. Si no fuera por esta demora, estariamos va de vuelta». Y al fin, dijoles su padre Israel: «Si así es menester, haced lo que quisiereis. Tomad en vuestras vasijas de los mejores frutos de la tierra, y llevad a aquel hombre presentes: un poco de resina y de miel, de estoraque y de estacte, de terebinto y de almendras 3. Llevad también con vosotros doblada cantidad de dinero 4; y volved a llevar el que hallasteis en los costales, no sea que hava sucedido por verro. Dios todopoderoso os le depare propicio a aquel hombre, para que deje volver con vosotros a vuestro hermano que allí tiene preso, y a este Benjamín. Entre tanto, yo quedaré como huérfano, sin hijos».

Hom. 2, super Missus est.

<sup>&#</sup>x27; Hom. 2, super Missus est.

' La palabra hebrea mar, muchacho, significa también joven; tenía a la sazón 23 años.

' Cfr. núm 137. Verrea de la resima o bálsamo, especia-, micra, v. núm. 103. — Pu-sto que en Egipto no escaseaba la miel de abejas, es probable que esta palabra (en hebreo debasch) signifique en este pasaje arrope (en arabe dibs), mosto rocido al trego hasta que toma consistencia de jarabe; los romanos le llaman sapa, los griegos hebséma. Gustan mucho de él los orientales, y se fabrica sobre todo en Hebrón, de donde lo llevan a Egipto anualmente centenares de camellos (cfr. núm. 137). — El terebintó es un árbol de la familia de las terebintó esas, gênero pistáceas. El fruto, de tamaño de la avellana, tiene la envoltura aromática, y la parte comestible sabe a almendras. Cfr. Fonck, Streifzüge 48 s.

' Porque era de supener que creciendo el hambre, subi-se el precio del trigo.

- Llegaron felizmente a Egipto los hermanos de José, con Beniamín v los regalos. Luego que José los vió, y a Benjamín entre ellos, dió orden al mayordomo de su casa, diciendo: «Introduce en casa a esos hombres, y mata víctimas, y dispón un banquete; porque han de comer conmigo a mediodía». El ejecutó lo que se le había mandado, e introdujo a los hombres en casa. Ellos, atemorizados, se decían unos a otros: «Por el dinero que nos hallamos la otra vez en nuestros costales nos sucede esto. Se nos quiere calumniar y hacernos esclavos». Por lo cual, llegándose en la misma puerta al mayordomo de la casa, le dijeron: «Suplicámoste, señor, que nos escuches. Ya antes hemos venido a comprar víveres. Y después de comprados, cuando llegamos al mesón, abrimos nuestros costales, y hallamos en la boca de los mismos el dinero 1. Aquí lo traemos en igual peso. Además de éste, traemos otro dinero, para comprar lo que necesitamos; no hemos podido saber quien lo hava puesto en nuestros costales». Mas él respondió: «Paz con vosotros, no queráis temer. Vuestro Dios, y el Dios de vuestro padre os dió los tesoros en vuestros costales; porque el dinero que me disteis, lo tengo yo en buena moneda» <sup>2</sup>. Y sacóles a Simeón. Y después de haberlos introducido en la casa, trajo agua con que lavar sus pies, y dióles pienso para los jumentos. Y ellos estaban disponiendo los presentes, hasta que José entrase al mediodía; porque habían oído que habían de comer con él.
- 212. Cuando entró José en su casa, ofreciéronle los presentes, y le adoraron postrados en tierra. Mas él, después de volverles el saludo con afabilidad, preguntóles, diciendo: «¿Por ventura está bueno vuestro anciano padre, de quien me hablasteis? ¿Vive todavía?» Los cuales respondieron: «Bueno está vuestro siervo; aun vive nuestro padre». E inclinándose, le adoraron de nuevo. Y alzando José los ojos, vió a Benjamín, hermano suyo 3, y dijo: «¿ Es éste vuestro hermano menor de quien me hablasteis? — Dios te bendiga, hijo mío». Y salió de prisa a sus habitaciones, porque se le conmovió el corazón a la vista del hermano 4 y se le saltaban las lágrimas; y entrándose en su aposento, prorrumpió en llanto. Y saliendo fuera otra vez, después de haberse lavado la cara, se reprimió y dijo: «Poned la mesa». Pusieron, pues, separadamente las mesas: una para José, según costumbre muy rigurosa de Egipto de comer separados los reyes y altos personajes; otra para sus hermanos y una tercera finalmente para los egipcios; porque a éstos «no es lícito comer con los hebreos, y se tiene por profano semejante banquete». Sentáronse 6, pues, los once hermanos frente a José en un mesa separada, según su edad, de lo cual se maravillaban. Mas Benjamín de todas las viandas recibió porciones cinco veces mayores que sus hermanos 7. Comieron, pues, y bebieron y alegráronse con José.

Pequeña inexactitud, que no hace al asunto, y les evita innecesaria prolijidad.
 Así era en verdad. Todo se lo debían a la admirable providencia de Dios. Seguramente el mayordomo había recibido de José instrucciones para darles esta respuesta.

domo habia recibido de Jose instrucciones para darles esta respuesta.

También por parte de la madre, pues ambos eran hijos de Raquel.

Su madre Raquel murió del parto. En aquel entonces tenía José 15 años y sintió amargamente el dolor de tamaña desgracia; al poco tiempo era llevado a Egipto. ¡Qué recuerdos! ¡Qué rasgo tan emocionante de íntimo amor fraterno, santificado por el santo amor de Dios!

Los egipcios no se sentaban en la mesa con los extranjeros. Este era entre ellos una abominación.

Los egipcios no se sentaban en la mesa con los extranjeros. Esto era entre ellos una abominación, porque los extranjeros se alimentaban de carne de animales que los egipcios adoraban. Cuenta Herodoto que ni siquiera se servían del cuchillo de un griego. Además los hebreos se dedicaban al pastoreo, y los egipcios aborrecían este género de vida (cfr. núm. 219).
 \* Ya desde la V dinastía las familias principales usaban sillas y mesas en los banquetes. Pero el antiguo Egipto no conoció las mesas largas, a las cuales se pueden sentar varias personas. En sociedad se sentaban de dos en dos; dispuestas las viandas en una mesa grande, los criados y criadas se encar-

gaban de repartirlas (Erman 221). ganan de repartirias (Erman 221).

7 El número 5 hay que entenderlo proverbial o simbólicamente, como si quistera decir: cúpole a Benjamín mucho más que a los otros, o a Benjamín tocó de todo la mejor parte, la porción de honor. En otros pasajes se menciona la porción de honor, por ejemplo, en la historia de Saúl (I Reg. 9, 23), y no era desconocida en otros pueblos antiguos, ni entre los griegos y persas. La preferencia por Benjamín, el saludo amistoso, el interés hacia el padre y la colocación por orden de edad se dirigían a atenuar algún tanto el asombro y terror de la escena que les preparaba.

# 29. José prueba a sus hermanos y se da a conocer

(Gen. cap. 44 v 45)

213. Quería asegurarse José de si sus hermanos se habían enmendado del todo; dió, pues, esta orden al mayordomo de su casa diciendo: «Llena de trigo sus costales, cuanto pueden caber; y pon el dinero de cada uno en la boca del costal ¹. Pon además mi copa de plata en la boca del costal del más joven». Y así se ejecutó. Llegada la mañana, fueron despachados. Y ya habían salido de la ciudad y caminado algún trecho, cuando José, llamando al mayordomo de casa, le dijo: «Marcha, y ve en seguimiento de esos hombres; y alcanzados que sean, diles: ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? La copa que habéis hurtado es la misma en que bebe mi amo, y en la que suele adivinar ²; habéis hecho una acción malísima».

El hizo como José mandó; y habiéndolos alcanzado, habló por el mismo tenor. Y ellos respondieron: «¿Por qué habla así nuestro señor? Lejos de sus siervos tan grande maldad. El dinero que hallamos en la boca de los costales le volvimos a traer desde tierra de Canaán; ¿pues, cómo habíamos de hurtar de la casa de tu señor oro o plata? Cualquiera de tus siervos en cuyo poder fuere hallado lo que buscas, muera, y nosotros seremos tus esclavos». «Bien está, respondió el mayordomo; ejecútese vuestra sentencia (pero con esta mitigación): aquel en cuyo poder se hallare, será mi esclavo, y los demás quedareis libres». Con lo que derribando apresuradamente los costales en tierra, abrió cada uno el suyo. Y escudrifiados todos desde el mayor hasta el más pequeño, hallóse la copa en el de Benjamín. Y ellos, habiendo rasgado sus vestiduras, y cargado de nuevo sus asnos, volvieron a la ciudad.

214. Y entró Judá el primero con sus hermanos en casa de José, el cual entre tanto había quedado en casa; y todos a una se postraron en tierra delante de él. Díjoles José: «¿ Por qué os habéis conducido de esta manera? ¿ No sabíais que un hombre como yo (que ve hasta las cosas más ocultas) había de llegar a saberlo?» Judá replicó: «¿ Qué responderemos a mi señor? ¿o qué hablaremos, o qué podremos oponer con justicia? Dios ha hallado la iniquidad de tus siervos. Vednos aquí, esclavos somos todos de mi señor, tanto nosotros, como aquel en cuyo poder se ha hallado la copa». Pero José respondió: «Lejos de mí tal acción. Aquel que ha hurtado la copa, sea ese mi esclavo; y vosotros marchad libres a vuestro padre».

¡Cuán hermosa es la conducta de los hermanos de José! Lejos de culpar a Benjamín, atribuyen su desgracia a una culpa común, y se preparan a llevar el castigo en común: claro indicio del cambio completo en su manera de ser. Su amor fraterno y filial sostuvo esta última y difícil prueba; porque bien podían haberse librado, sometiéndose a la sentencia de José, inmutable al parecer,

l José mandó poner por segunda vez el dinero en la boca de los costales, sin duda para evitar que sus hermanos sospechasen que Benjamín hubiera hurtado la copa; pues cuando viesen el dinero en sus costales, pensarian que de la misma inexplicable manera había ido aquélla a parar al de su hermano menor.

hermano menor.

La conducta de José no envuelve una mentira, ni prueba que se hubiese contaminado de la superstición de los egipcios. La intención no era engañar a sus hermanos, sino probarlos para luego declararles toda la verdad. Cuanto a la copa divinatoria, se sirvió de la superstición extendida en Egipto y, en general, en el mundo antiguo y aun hoy en Oriente, para hacerles temer un riguros/simo castigo por el hurto. La adivinación por medio de copas, escudillas, jofainas, etc., se practicaba de distintas maneras, por ejemplo: el adivino derramaba agua limpia en ellas y simulaba ver en el fondo figuras e inágenes de cosas futuras; o bien arrojaba en ellas oro, plata y piedras preciosas e interpretaba las figuras que en el fondo aparecían. También se observaba la manera de subir los líquidos espunsoso en los vasos, o se vertía parte del líquido por el lado del asa, examinando la manera cómo el agua se derramaba. Según S. Efrén, se observaba también el sonido que la percusión producía en los objetos. Cír. Scholz, Götzendienst und Zauberwesen 71 s.

entregando a Benjamín. Podían haberse marchado como inocentes, tranquilos de haber hecho lo que estaba en su mano; sólo hubiera quedado en Egipto Benjamín, el culpable. Mas ellos, sin pensar en sus mujeres e hijos, recuerdan con dolor y arrepentimiento el crimen que cometieron con su hermano José, hermano de Benjamín, ven en su desgracia el castigo de Dios, y preñeren soportar esta dura expiación, si con ella logran evitar a su anciano padre una pena análoga a la de la pérdida de José. Mas la palma corresponde a Judá, en cuvo discurso sencillo van unidos, de manera conmovedora, el más tierno amor filial y fraterno, con la más resuelta franqueza y el más perfecto sacrificio y abnegación personal.

- Entonces Judá, acercándose a José, dijo atentamente: «Ruego, señor mío, que tu siervo hable una palabra en tus oídos, y no te enojes con tu esclavo; porque tú eres igual a Faraón. Preguntaste la primera vez a tus siervos: ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a ti, mi señor: Tenemos un padre anciano, y un hermano pequeño, que le nació en su vejez y cuvo hermano uterino ha muerto; su madre tiene ese único hijo, y su padre le ama tiernamente. Y dijiste a tus siervos : Traédmelo acá, v pondré mis ojos sobre él. Insinuamos a mi señor: No puede el muchacho dejar a su padre; porque si le dejare, el padre morirá. Y dijiste a tus siervos: Si no viniere vuestro hermano menor con vosotros, no veréis más mi cara. Pues luego que subimos a tu siervo, nuestro padre, le contamos todo lo que habló mi señor. Y dijo nuestro padre: Volved y compradnos un poco de trigo. Al cual le dijimos: No podemos ir; si nuestro hermano menor descendiere con nosotros, iremos juntos; de otra manera, estando él ausente, no nos atrevemos a ver el rostro de aquel hombre. A lo cual él respondió: Vosotros sabéis que dos hijos me nacieron de Raquel. Salió el uno, y dijisteis: Una fiera le devoró; y hasta ahora no parece. Si llevareis también a éste, y le acaeciere en el camino alguna cosa, llevaréis mis canas con tristeza al sepulcro. Pues, si vo volviere a tu siervo, nuestro padre, sin el muchacho, de cuva vida está colgada la de nuestro padre, y viere él que no viene con posotros, morirá, v sus siervos llevarán sus canas con dolor al sepulcro. Sea tu esclavo vo, que salí fiador por él, v me obligué, diciendo: Si no le volviere a traer, reo seré de pecado contra mi padre en todo tiempo. Por tanto, vo, tu siervo, quedaré v seré tu esclavo en vez del muchacho; v vava éste con sus hermanos. Porque no puedo volver a mi padre sin el muchacho, por no ser testigo de la calamidad que ha de oprimir a mi padre».
- 216. No podía José contenerse por más tiempo. Mandó, pues, salir a todos los egipcios; y rompiendo a llorar a gritos que oyeron los egipcios y toda la casa de Faraón, dijo: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? ¹» No podían responderle los hermanos, sobrecogidos de excesivo espanto y terror. Mas él les dijo dulcemente: «Llegaos a mi». Y habiéndose ellos acercado, les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. No os asustéis, porque por vuestra salud me envió Dios antes de vosotros a Egipto. Pues ya hace dos años que comenzó a haber hambre en la tierra, y aun quedan cinco años, en que ni se podrá arar ni segar. Y Dios me envió delante, para que os conservéis sobre la tierra, y podáis tener alimentos para vivir. No por consejo vuestro, sino por voluntad de Dios he sido enviado acá; El me ha hecho padre (consejero) ² de Faraón, y señor de toda su casa, y príncipe en toda la tierra de Egipto. Apresuraos, subid a mi padre, y le diréis: Esto te envía a decir José, tu hijo: Dios me ha hecho dueño de toda la tierra de Egipto;

Esta pregunta procedía del sentimiento del amor filial y del gozo, largo tiempo reprimidos y que diora se desbordaban; como si dijera: ¿No es, pues, un sueño, sino verdad que mi padre vive?
 Esta misma expresión se aplica a los favoritos y consej ros del rey en Esth. 13, 6; 14, 11.

desciende a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gesén; y estarás cerca de mí, y tus hijos, y los hijos de tus hijos; tus oveias y tus ganados mayores, y todo lo que posees. Y alli te alimentaré (porque aun restan cinco años de hambre), para que no perezcas tú, y tu casa, y todo lo que posees. Reparad que vuestros ojos están viendo que soy yo en persona quien os hablo. Anunciad a mi padre toda mi gloria, y todo lo que habéis visto en Egipto; apresuraos, y traédmele». Y se echó al cuello de Benjamín, su hermano; v abrazándole, lloró. También Benjamín lloraba. Y besó losé a todos sus hermanos, y lloró sobre cada uno de ellos: después de lo cual se atrevieron a hablarle.

217. Llegó al palacio de Faraón la noticia: «Vinieron los hermanos de Iosé». Y holgóse de ello Faraón, y toda su familia, y dijo a José: «Di a tus hermanos: Cargad los jumentos y marchad a tierra de Canaán, Y tomad de allí a vuestro padre v vuestra parentela, v venid a mí. Yo os daré todos los bienes de Egipto, para que comáis el meollo de la tierra. Da también orden que tomen carros 1 de la tierra de Egipto para el transporte de sus hijos y mujeres, y diles: Tomad a vuestro padre, y apresuraos a venir cuanto antes. Y no dejéis cosa alguna de vuestro ajuar 2;

porque todas las riquezas de Egipto vuestras serán».

Comunicó José a sus hermanos la voluntad del Rev; v dióles carros, conforme a la orden de Faraón, y víveres para el camino. Mandó asimismo sacar dos vestidos para cada uno 3. Y a Benjamín dió trescientas monedas de plata, con cinco vestidos muy preciosos. Envió para su padre igual cantidad de dinero y vestidos, y además diez asnos cargados con toda clase de riquezas de Egipto 1, v otras tantas borricas que llevasen trigo y panes para el camino. Despidió con esto a sus hermanos, y cuando partian, les dijo: No rinais en el camino, como si dijese: no os reprocheis los unos a los otros yuestra anterior conducta para conmigo, ni disputéis quién de vosotros tuvo mayor culpa, sino olvidad todo lo pasado.

## Jacob baja a Egipto

(Gen. 45, 25 a 47, 27)

218. Llegado que hubieron a la casa de su padre, diéronle la nueva diciendo: «Tu hijo José vive; y él es el que manda en toda la tierra de Egipto». No quería Jacob dar crédito a lo que oía, hasta que le refirieron todo por menudo, y le mostraron los carros y los magníficos presentes. Parecíale que despertaba de un profundo letargo; su espíritu revivió, y dijo: «Bástame, si todavía vive mi hijo José: iré y le veré antes de morir». Y se puso en camino, con todo lo que poseía.

Cuando pasó por Bersabec, en los confines del desierto, ofreció un sacrificio a Dios para implorar su bendición. Apareciósele en sueños el Señor, y le dijo: «Jacob, Jacob». Y éste respondió: «Vedme aquí». Díjole Dios : «Yo soy el Dios fortísimo de tu padre ; no temas, desciende a Egipto, porque yo descenderé contigo allá, te haré un gran pueblo v (en ese pueblo) te sacaré de allí. Y José será quien cierre tus ojos». Partió Jacob

En el montañoso pars de Camaio era peco usado el carro (cfr. 11 Reg. 15, 1; 111 Reg. 1, 5).

Trace todas vuentas cosas, perque vais a vivir de asiento en Egipto Algunos traducen el texto hebreo; «No os molesteis por vuentro ajuar, perque en Egipto encontrareis todo lo que pressitaro.

En bebreo, vestidos para cambiar, es decir, vestidos hermosos y honorificos, que se unsaba en las festas solemnes, bodas, etc. Se preferia el color blanco, simbolo de la alegria inalterable.

Luego explica el texto el objeto de tantos regalos, que, al parecer, están fuera de propósito, si los pensaba ver pronto a los suyos junto a si. En los regalos concelo Jacob que cran verdad las noticias dan extraordinarios e increbiles; y movido por el deseo de ver a su bijo, se dei de conveneer y, a pesar

an extraordinarias e increibles; y movido por el deseo de ver a su hijo, se dejó convencer y, a pesar de su avanzada edad de 130 años, bajo a Egipto.

Aunque Jacob veia claramente el dedo de Dios en los maravillosos destinos de José, sin embargo, no podía menos de vintir honda pena al abandonar aquella tierra que hasta entonce- había sido el objeto

consolado, y le acompañaron sus hijos y las mujeres e hijos de ellos, en los carros de Faraón: v llevaron consigo sus rebaños y cuanto poseían en Canaán. Por fin llegó Iacob a Egipto con sus hijos y los hijos de sus hijos " un total de sesenta y scis (descontados el y las mujeres): setenta, si incluimos al Patriarca y a José con los dos hijos de éste 2.

Se adelantó Iudá para anunciar a José la llegada de su padre. Mandó entonces José enganchar su carroza, y salió al encuentro de su padre a la tierra de Gesén. Apenas le vió, saltó de la carroza, echósele al cuello v lloró de gozo. Y dijo el padre a José: «Ahora moriré contento; porque he visto tu rostro, v te dejo vivo». Y José dijo: «Subiré, notificaré a Faraón y le diré: Mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y son pastores de ovejas, y se dedican a la cría de ganado; han traído consigo sus rebaños y ganados mayores, v todo cuanto pudieron. Y cuando os llamare v dijere : ¿Cuál es vuestro oficio?, responderéis: Pastores somos tus siervos, desde nuestra niñez hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Y esto lo diréis, para que podais habitar en la tierra de Gesén: porque los egipcios abominan a todos los pastores de oveias» 3.

Entrando, pues, José a Faraón, le avisó diciendo: «Mi padre y hermanos, sus ovejas y ganados mayores, y todo lo que poseen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí que están detenidos en la tierra de Gesén». Y presentó al Rey a cinco de sus hermanos 4, a los cuales preguntó Faraón: «¿Cuál es vuestro oficio?». Y respondieron: «Pastores de ovejas somos vuestros siervos, así nosotros como nuestros padres. Hemos venido para estar algún tiempo en tu tierra, porque no hay verba para los ganados de tus siervos, porque el hambre va en aumento en la tierra de Canaán; y pedimos que mandes que nosotros tus siervos estemos en la tierra de Gesén» . El Rev dijo a José: «Haz que tu padre v tus hermanos habiten en la tierra de Gesén. Y si entiendes que entre ellos hav hombres robustos, ponlos por mayorales de mis ganados».

Después de esto, llevó José a su padre a la presencia del Rey, y Jacob imploró la bendición de Dios sobre Faraón. Y cuando éste le preguntó: «¿Cuántos son los años de tu vida?», respondió: «Los días de mi peregrinación sobre la tierra son ciento treinta años, cortos y malos, y no

de « alegrías y esperanzas y que tal vez no volvería a ver; y seguramente experimentaría cierto recelo y tenior de marchar a un país de costumbres tan distintas de las suyas. Mas Dios le consoló en este trance, como cuando en otro tiempo (cfr. núm. 170) se vió obligado a dejar la tierra de promisión.

El Génesis trae luego (46, 8 ss.) la lista de los hijos y nietos de Jacob; el objeto es consignar por

escrito, ya desde el comienzo de la estancia en Egipto, los descendientes de Jacob, padres de las tribus israelitas que cuatro siglos más tarde salieron de Egipto. Que ésta sea la intención del escritor sagrado se desprende de la lista que se lee en Num. 26, y aun lo da a entender suficientemente nuestro pasaje al citar a los diez hijos de Benjamín (más exactamente a ocho y dos nietos), los cuales aun no habían podido nacer, pues su padre tenía a la sazón sólo 23 años (cfr. pág. 201, nota 21; los hijos de Judá tenían, por aquel entonces, alrededor de tres años (cfr. pág. 191, nota 9), por lo que los nietos no pudieron sino

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Evod. 1, 5 y Deut. 10, 22, también dan esta cifra. San Esteban (Act. 7, 14) habla de 75; esto obedece a que sigue la versión griega, la cual cita nueve en vez de cuatro en la familia de José, o sea obedece a que sigue la versión griega, la cual cita nueve en vez de cuatro en la familia de José, o sea cinco más, contando, por consiguiente, los cinco que le nacieron en Egipto en vida de Jacob (cfr. Gen. 59, 23; 1 Par. 7, 14-20 ss.). — Además de la familia propiamente dicha, vino a Egipto numerosa servidumbre, compuesta de administradores, criados y criadas, «almas» adquiridas o nacidas en casa de Jacob, con sus respectivas familias; entre todos formaban seguramente un grupo de algunos millares.

<sup>a</sup> Esto responde a la manera de ser de Egipto; los pastores de bueyes eran muy poco estimados y vivían en la región pantanosa del norte; cfr. Erman, Aegypten 525. Pero el texto se reliere seguramente a pastores como los hermanos de José, nomadas de origen semita, procedentes de Asia, Schosu (bedános), húéspedes poco gratos a los egipcios, pero protegidos y aun preferidos por los areyes pastores» (Hvoss).

De la frecuencia con que se repite el número cinco en los homenajes (por ejemplo, Gen. 43, 34; 45, 22; cfr. núm. 212, 217), deducen algunos que este número tenía importancia en el ceremonial egipcio.

\* Eso pidieron llevados de su modestía; al mismo tiempo se reservaban el derecho de regresar, cuando quisieran, a la tierra de promisión; de donde se ve que el retenerlos por la violencia era una

injusticia que clamaba al ciclo.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La palabra peregrinación significa en este lugar evidao, y está bien escogida, porque Jacob pasó casi toda su vida como peregrino. Pero no andan descaminados los que en ella ven una alusión a la instabilidad de la vida terrena, cuyo feliz término abre las puertas del eterno descanso, «Advenedizo soy y peregrino, como todos mis padres» (Ps. 38, 13). «Tus leyes son mi canto en el lugar de mi

han llegado a los días de mis padres durante su peregrinación». Y se despidió de Faraón, después de implorar de nuevo para el Rey la bendición de Dios. José dió a su padre y a sus hermanos posesiones en la región más fértil de Egipto, en tierra de Gesén, conforme habia ordenado Faraón; y los alimentaba y les daba toda clase de víveres.

En las otras regiones de Egipto faltaba el pan. Y venían a comprarlo a José, el cual poco a poco iba adquiriendo todo el dinero del país y depositándolo en el erario del Rey. Luego llegó a faltar el dinero, y José les daba pan a cambio de ganados, luego a cambio de la tierra y finalmente a cambio de su libertad. Mas José les devolvió sus campos y sus ganados, con la obligación de dar al Rey la quinta parte de los frutos!

220. Una mirada retrospectiva a la historia de José confirmará el juicio general de que esta narración es un modelo no igualado de arte narrativo oriental. No sólo aparecen descritas en ella de una manera atrayente y graciosa, con sabroso arcaísmo y con exacta fidelidad, las vicisitudes extraordinarias del joven hebreo; sino además es tal la unidad de plan y la trabazón de los sucesos, que «fracasan completamente todos los intentos de separar fuentes» 2. El colorido es genuinamente egipcio: «Toda la historia de José está de acuerdo con el verdadero estado político-social de Egipto» (Ebers), por lo menos, «no ha podido aducir la egiptologia un hecho bastante a derribar la tesis de que al autor (o los autores) del Génesis eran familiares las cuestiones egipcias» 3. De donde se sigue que dicha historia (como la de los Patriarcas) es posible, y que el escritor por lo menos la tomó de tradiciones autorizadas 4. Su arcaísmo y verismo, que todos reconocen, son claro indicio de que no se trata de una ainvención tendenciosa» de fecha posterior, ni de una oficción de la musa popular». Tampoco puede ser una «sarta de levendas», «de origen extranjero en su mayor parte», cunificadas y entretejidas con elementos israelíticos», y aplicadas a la figura hebrea de José 5. Todas estas tentativas (como también la interpretación mitológica) , inventadas para eludir la historicidad, han nacido de la repugnancia a la Revelación.

Todavía no se han descubierto documentos egipcios o noticias que confirmen directamente la emigración de la familia de Jacob a Egipto, ni la permanencia de sus descendientes en este país durante varios siglos; tampoco se puede precisar la época en que esto aconteció. Mas no es de extrañar; porque los incontables monumentos y documentos egipcios son de escasa utilidad para fijar datos v hechos históricos; «sólo una pequeñísima parte es utilizable para la historia». Precisamente, el período en que ocurrió la emigración de Jacob es uno de los más oscuros; y la delta del Nilo, donde habría que ir en busca de documentos de su permanencia, es la región en que menos abundan, y hasta el presente la menos investigada. Los mausoleos, construídos con esmero y cuidadosamente conservados, suelen ser la fuente principal de nuestras noticias. Pero José no

peregrinación» (Ps. 118, 54). Del mismo modo el Apóstol: «No tenemos aquí morada fija, sino vamos en busca de lo que está por venir» (Hebr. 13, 14; cfr. II Petr. 1, 14). Malos o tristes llama Jacob los años de su vida, por las muchas pruebas y tribulaciones que en ellos padeció. Y dice que son pocos, comparados con la longevidad de los patriarcas (cfr. núm. 88 s.).

Leste tributo nos parecerá muy duro, si lo miramos a través del estado actual de las cosas; pero lo es mucho menos si se considera que en Egipto se recogen dos y aun tres cosechas, que el suelo, metódicamente cultivado, es feraz sobre toda ponderación, y que en tiempo de José no se conocía ninguno de los muchos tributos que nosotros padecemos. Al traspasar José por este procedimiento las haciendas a manos de Faraón, pudo tener la sana intención de distribuir por igual la tierra, reorganizar da agricultura y evitar en la futuro tan espantosa carestía.

<sup>4</sup>a agricultura y evitar en lo luturo tan espantosa carestía.

<sup>2</sup> Prueba esto con mucho acierto Hoberg en su explicación de los capítulos 37-50 del Génesis (345-459). Cfr. Witzel en PB XXIII 222 ss.

Miketta en BZ IV 7.

En argumento en pro del carácter histórico de este relato, sacado del colorido egipcio que le distingue, contestan los adversarios que así debe ser la novela histórica (RB 1905, 640), pero que esto no prueba que el autor sea de época próxima a los hechos. Posible es que la tradición escrita conservara con fidelidad muchas cosas que más tarde pudiera utilizar algún historiador o redactor. Pero no se debe olvidar que también en Egipto cambiaban muchos usos y costumbres, de suerte que un escritor de siglos posteriores, desconocedor de la tradición, no podía pintar la vida egipcia con sus verdadoros

Gunkel, Génesis 3 350 s.
 Winkler, Abraham als Babylonier und Joseph als Aegypter (Leipzig 1903). Gressmann, Schriften

des AB. 1, 247.

Spiegelberg, Der Aufenthalt Israels in Aegypten im Lichte der ägyptischen Monumente (Estrasburgo 1904) 17. Cfr. ThR 1905, núm. 8.

fué enterrado en Egipto, sino en Canaán (cfr. núm. 230). Tampoco debemos pasar por alto que, a causa de la diferencia de religiones, los egipcios apreciaban las personas y los hechos de distinta manera que los hebreos. Esto no obstante, se ha demostrado que se conocían en Egipto los nombres de Jacob ¿ José?) e Israel: con este último nombre se designaba un pueblo de Canaán ten una inscripción de Merenptah del 1225 a. Cr. aproximadamente); el primero era nombre personal de un siervo no egipcio 1. Los testimonios indirectos son más numerosos y muy suficientes. La demostración científica debe ante todo admitir y tomar por punto de partida el testimonio claro e indubitable de la tradición judía: la permanencia en Egipto y la salida de ese país son hechos fundamentales innegables, en los cuales descansa la historia y la nacionalidad de Israel. Ahora bien, esta tradición se manifiesta histórica y fidedigna en aquellos puntos que la «crítica histórica» admite en vista de sus teorías (es decir, en todos, menos en los religiosos y sobrenaturales). Pues las inmigraciones y colonizaciones de tribus nómadas asiáticas en la delta del Nilo están atestiguadas desde los tiempos más remotos; y el antiguo Egipto ofrecía espacio abundante para tales huéspedes 2. Además de esto, la tradición hebrea se muestra conocedora del estado de cosas de Egipto antiguo; y el matiz de las narraciones es tan egipcio, que sólo viéndolo y experimentándolo pudo asimilarlo el escritor. Si, pues, la ciencia debe admitir que antiguamente (a más tardar en el siglo XVII o XVI a. Cr.) fueron a Egipto tribus nómadas semitas en tiempo de carestía, y que una de esas tribus — cuyos miembros llegaron a ocupar cargos importantes en el Estado egipcio, como otros muchos empleados semitas extranjeros — obtuvo permiso para residir durante largo tiempo en el distrito de Gesen , no tiene razón de ser la duda de los críticos ni la manera despectiva con que tratan la tradición.

Ofrece un punto de apoyo para la cronología la recomendación que hizo José a sus hermanos, de presentarse a Faraón como «pastores». Ello parece indicar que aquel Faraón era uno de la dinastía de los Hycsos 4, que reinaron en el Bajo Egipto, de 1700 a 1580 a. Cr. Su historia está aún envuelta en tinieblas (porque, extinguidos violentamente muchos recuerdos de ellos, destruídos sus monumentos, sus nombres se hicieron indescifrables). Con todo, es seguro que eran extranjeros, conquistadores venidos de Asia, «Schasu» (beduínos, nómadas), tal vez heteos o (en egipcio, keta). Era, pues, natural que viesen con buenos ojos la inmigración de elementos asiáticos, que, por el contrario, para los egipcios nativos eran objeto de execración. Pero expulsados los Hycsos, y habiendo subido al trono un Faraón (dinastía indígena poco afecta a los extranieros) «que no conoció a losé», con facilidad se explica la opresión del pueblo extranjero que vivía de asiento en Gesén. Estarían, pues, de acuerdo la cronología bíblica y la profana. Según E. Meyer, la invasión de los Hycsos ocurrió hacia el 1710 a. Cr. Por esta época debió de emigrar Jacob a Egipto, dado que Abraham fuese contemporáneo de Hammurabi (1947-1905 a. Cr.) , pues la emigración de Jacob acaeció 215 años después de salir Abraham de su patria.

221. Gesén o Gosén, llamado también Ramsés o Ramesses (fig. 31) 7, era

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suiegedberg I. c. 20 ss.; v. en la misma obra la figura 1, columnas con inscripciones, encontradas por Petrie. — Hommel, Die altisvaelitische Überlieferung 111. Nikel, Genesis und Keilschriftforschung 212. Las formas Yakub-ilu, y tal vez también 1 ashup-ilu, aparecen hacia 1500 como nombres de lugar o de región, y corresponden a época anterior; más aún, la forma abreviada Yakubu se lee en antiguas tabilias babilónicas de contratos. — Acerca de la inscripción israelita y del nombre Yacob-el, cfr., estemás, Miketta, Der Pharao des Auszugs, en BSt VIII 72 ss., 58 ss., ZKTh 1899, 577 s.; Spiegelberg, Aegyptologische Randglossen (Estrasburgo 1904) 12 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Spiegelberg, Der Infenthalt Israels 25. Las pinturas murales que representan una familia semítica que emigra a Egipto (v. Jámina 5 a), se Interpretaron primero de la familia de Jacob.

As Spiegelberg I. c. 21, 49, cfr. Dornstetter, Abraham 87. Misetta, Der Pha ao des Auszugs 65.
Todavia no se ha encontrado en documentos egipcios el nombre de Hyesos; alli se les llama esistitucosa, da pestea, aMentiu-beduinosa. Pero es nombre de origen egipcio y significa principes de los Schase, Jeques beuinos, reyes pastores. Cfr. ZAW 1907, 23-25. El año 1905 desenterio Flinders Patrie, en Tell el-Yehudiych, un campamento con sus terraplenes; supone Petrie que se trata de un campamento de Hyesos, tal vez la famosa ciudad de Avaris; v. BZF IV 345.

No se aventurado suponer que el moisma cuolar de los Hycsos estaviera relacionado con la conquista de Palestina por los hetos. Es muy sorpreadente que en Xum. 13, 22, se haga el cómputo de la fundación de Hebrón (donde vivian los hetos) en tiempo de Abraham) según la era de los Hycsos de Tanis, y que los reyes Hycsos adorasen de una manera especial el dios heteo Sutech (Teschub). Cfr. E. Meyer, Geschichte des Miertums 1 315; Kittel (Geschichte des Folkes Israel 1 93).

<sup>\*\*</sup> Cfr. num. 129.

† Ch. Gen. 47, 11; de la capital del mismo nombre que más tarde edificaron los israelitas sometidos a trabajos forzados (cfr. núm. 232).

el país de los confines orientales del Bajo Egipto. Limitaba al este con el desierto de Arabia y al oeste con el brazo (oriental) del Nilo; por el sur llegaba aproximadamente a Heliópolis, junto al actual Cairo, y por el norte hasta el

mar, propiamente hasta el lago Menzaleh. Abarcaba, según esto, una extensión de unos 6.600 Km3. Coincidía, pues, casi con la actual provincia de Scharkiveh (país oriental), donde se encuentran extensos montículos de ruinas, llamados Tell-el-Jehud o Turbet-el-Jehud 1, que quiere decir montículos de los judíos, sepulcros de los judíos. En Gesén había estepas apropiadas para el pastoreo y tierra laborable muy fértil 2. Hoy también reúne aquel país ambas cualidades. La fertilidad depende del sistema de canales que lo cruzan, y siendo la elevación sobre el nivel del Ni.o mucho menor que en otras regiones de Egipto, tanto es más fácil el riego. Parte de dicha región está hoy invadida por el mar y el resto es un desierto de arena; pero, como se vió al construir el canal de Suez (1860), la capa de arena es muy delgada, v el subsuelo, formado por legamo del Nilo, alcanza una profundidad de 4 a 6 y hasta 10 metros. El riego y el cultivo van des-



Fig. 41: - Mana del país de Gesen.

arrollando allí de nuevo magnifica vegetación 1.

# Muerte de Jacob v de José

(Gen. 47, 27-50, 26)

222. Jacob vivió en Gesén todavía diecisiete años, y su descendencia se hizo muy numerosa. Pero como viese que se acercaba el día de su muerte, y estuviese postrado en cama por la debilidad senil, llamó a su hijo José, y le dijo: «Si he hallado gracia en tus ojos, júrame hacerme merced de no enterrarme en Egipto; sino llévame de este país, y ponme en el sepulcro de mis antepasados». Juróselo José, y Jacob adoró al Señor, vuelto hacia la cabecera de su cama ...

Después de algún tiempo, notificaron a José que su padre estaba enfermo. Tomando a sus dos hijos Efraim y Manasés, púsose en camino. Y como anunciasen al anciano que venía José, reuniendo todas sus fuerzas se incorporó en la cama. Y luego que José hubo entrado, díjole Jacob:

Junto a la actual Schibin (l-Kanatir, donde se creyó haber hallado también el lugar del templo judio de Leontópolis, construído hacía 150 a. Cr. (cfr. num. 725), 25 Km. al norte de Heliópolis. Las excavaciones realizadas en 1605 por Flinders. Petrie han confirmado las sospechas. Todavía se purde reconocer el tosco perfil del templo. Sus muros y columnas, que existían todavía hace unos decenios, han sido destruídos por los indigenas.

Cir. Gen. 46, 34; 47, 6. El lago de Menzalch cubre una extensión de 1.840 Km.², región extraordinariamente feraz en otro tiempo

Cfr. Kepplet, Wanderfahrten 182 ss. Donde se ve hoy el canal de agua dulce que por el Wadi Tumilat va del Nilo al lago Timsah, construyeron Seti I y su hijo Ramsés II, hace ya 3500 años,

un canal que unfa el Nilo con el mar Rojo y fertilizaba toda aquella región.

La versión griega y san Pablo (Hebr. 11, 21) leyeron así el texto hebreo : «a la cabeza (punta) de su cetro», acatando el señorio de José y, en él, la realeza de Jesucristo.

«El Dios omnipotente se me apareció en Betel, me bendijo y hablóme de esta suerte: Yo te aumentaré y multiplicaré y haré padre de muchísimos pueblos, y daré esa tierra a ti, y a tu posteridad después de ti, en posesión sempiterna 1. Por tanto, tus dos hijos que te han nacido en la tierra de Egipto antes que vo viniese acá, míos serán: Efraim y Manasés serán puestos en cuenta para mí, como Rubén y Simeón 2. Mas los otros que has engendrado después de éstos, tuvos serán, y en su herencia se les llamara por el nombre de sus hermanos. Porque, al venir vo de Mesopotamia, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino junto a Efrata» 3.

223. Y viendo a los hijos de José, dijo: «¿Quiénes son éstos?»; pues sus ojos se habían oscurecido a causa de la extrema vejez. Respondió José: «Son hijos míos, que el Señor me ha dado en este lugar. Acércamelos, dijo, para que los bendiga». Acercólos José, y Jacob los besó y abrazó, diciendo a José: «No pensaba ver va más tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho la merced de ver tu descendencia». Y habiéndolos retirado del regazo de su padre , postróse José reverente en tierra. Y pasó a Efraim a su derecha, esto es, a la izquierda de Israel, v a Manasés a su izquierda, es decir, a la derecha del padre. El cual, extendiendo la mano derecha, la puso sobre la cabeza 5 de Efraim, que era el hermano menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor en edad, cruzando las manos . Y bendijo Jacob a los hijos de José, v dijo: «El Dios, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde mi juventud hasta el día de hoy, el Angel que me libró de todos los males bendiga a estos niños; y mi nombre 8 sea invocado sobre ellos, y también los nombres de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan en multitud sobre la tierra».

Y viendo José que su padre había puesto la mano derecha sobre la cabeza de Efraim, lo llevó a mal; y tomada la mano de su padre, intentó alzarla de sobre la cabeza de Efraim y trasladarla sobre la cabeza de Manasés. Y dijo a su padre: «Padre, no conviene así, porque éste es el primogénito; pon tu derecha sobre su cabeza». Jacob lo rehusó, diciendo: «Lo sé, hijo mío, lo sé: éste ciertamente será también sobre pueblos, v será multiplicado; mas su hermano menor será mayor que él, y su posteridad crecerá en gentes» 9. Y los bendijo, diciendo: «En ti» (José), es decir, en consideración a ti y a tus hijos, «se bendecirá en Israel y se dirá de esta manera: Dios te haga (te bendiga) como a

Efraim y Manasés 10.

\* Evoca Jacob el recuerdo de Raquel, porque de ella tuvo a José y Benjamín, y en el primero de estos quería honrar la memoria de aquélla.

Les hebreo, ede sus rodillaso. Tendría Manasés entonces 19 años y Efraim 18, pues ambos nacisron antes de los siete años de esterilidad, y Jacob bajó a Egipto el segundo año de carestía, y allí vivió

\* En hebreo: él puso así las manos intencionadamente, la diestra sobre la cabeza del que estaba

a su izquierda, etc., o sea, en forma de cruz.

<sup>7</sup> Dios mismo, o el Angeles Custodios.

<sup>1</sup> Cfr. núm. 140. - Recuerda aquí la promesa que Dios le hiciera (cfr. num. 189) de darle la tierra de Canaán, para justificar la parte que asigna a los hijos de José.

Como mis propios hijos. Rubén perdió por un crimen (cfr. núm. 190) la primogenitura. Simeôn y Leví se hicieron indignos de sucederle, por la crueldad con que agredieron a los siquemitas. Jacob ransfirió a José los dercchos de primogenitura, que consistía en doble herencia, adoptando por hijos suyos propios a los de su predilecto; de suerte que éstos recibieron su parte en Canaán como dos tribus, Efraim y Manasés. Los demás hijos de José habían de ser incluídos dentro de estas dos tribus y vivir en la región que a sus hermanos se adjudicara.

ron antes ue los siete anos de esterilidad, y Jacob bajo a Egipto el segundo ano de Carestia, y alli Vivo 17 años. (Cfr. Gen. 41, 50; 45, 6); 47, 9 28).

\* Como el hombre hace la mayor parte de sus acciones con las manos, se consideran éstas, especialmente la derecha, como intermediarias de las buenas obras. — El símbolo de la imposición de las manos, que tan a menudo se repite en el A. y N. T., es, como se ve, antiquísimo; y seguramente no fué ésta la primera vez que se practicó (recuérdese la bendición de Isaac a Jacob, que debió de hacerse de idéntica manera).

tlaramente la fe en los Angeles Custodios.

• Han de ser considerados como bijos míos y recibir como tales su parte en la tierra de promisión.

• Cumplióse más tarde esta profecía. En el censo que se llevó a cabo en tiempo de Moisés, la tribu de Manasés excedió en 20000 a la de Efraim (Nun. 26. 34, 37); pero ya en tiempo de los Jucces era Efraim una de las más numerosas y poderosas tribus y, a la muerte de Salomón, la primera de las diez del reino del Norte, al cual dió el primer rey, Jeroboam, y la capital Siquem; de aqui la sinécdoque: Efraim por Israel (reino del Norte), frecuente en la Sagrada Escritura.

• Es decir: vuestro número y prosperidad será proverbial en Israel. Otra cosa muy distinta es, en expresión y sentido, la bendicion patriarcal: «En ti, en tu descendencia (el Mesías), serán bendecidos todos los pueblos de la tierra»; lo cual carecería de sentido y no se habría cumplido, de haberlo

Volvióse de nuevo a José, v le dijo : «Mira que vo muero; pero Dios estará con vosotros v os restituirá a la tierra de vuestros padres. Yo te dov. con preferencia a tus hermanos, una región que con mi espada y mi arco conquiste al Amorreo» 1

Llamó luego Jacob a todos sus hijos en derredor suyo, Y el espíritu de Dios vino sobre él e, iluminado, pronunció aquellas palabras que se llaman bendición de Jacob <sup>2</sup>. Entresacamos las sentencias dirigidas a

Iudá. José v Benjamín.

224. «Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos: se prosternarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá: a la presa te levantas, hijo mío; plegado ha sus rodillas v se ha acostado como león. como leona; quién te hará levantar? No será quitado de Judá el cetro, y de su muslo el caudillo, hasta que venga el que ha de ser enviado, a quien esperan las gentes 3. El ata a la vid su pollino y a la cepa su asna. Lava en vino su vestido y en sangre de uvas su palio. Más hermosos (negros) que el vino son -us ojos, y sus dientes más blancos que la leche» 4.

Tomando pie del nombre de su cuarto hijo Judá (glorificación), anuncia lacob que será glorificado entre sus hermanos: primero, por su fortaleza y valor; luego, por su dignidad real; finalmente, por la magnifica porción que le

ha de caber en suerte.

Tuvo Iudá un hermoso rasgo cuando quiso ver a Iosé antes vendido que asesinado; más hermoso todavía cuando salió fiador de su hermano Benjamín ante su padre, v se ofreció a sí mismo a José en vez de Benjamín . De los derechos de primogenitura que perdió Rubén, pasan a Judá la dignidad de príncipe y la herencia de las promesas. Judá aparece en adelante como la tribu más fuerte v valerosa ; siempre a la vanguardià en la expedición por el desierto 🐛 fué guía de las otras tribus en la conquista de la tierra prometida y en la lucha contra Benjamin 7. Al hablar del ejército de las tribus israelitas, se hace mención especial del suvo 8; con David, adquirió la primacía sobre las demás tribus, por la investidura de la dignidad real. A este brillante porvenir coadyuvó la posesión de una de las más ricas regiones de la tierra prometida, prenda constante, en cierto modo, del cumplimiento de aquellas otras promesas incomparablemente más hermosas. Esa región producía excelentes vinos en las alturas y en las laderas de las montañas, por ejemplo, en Engaddi, Hebrón, donde estaba el viñedo de Escol, etc.; también tenía fértiles praderas y pingües pastos 10. En todo esto, el sentido de la profecía es claro e indiscutible. Pero la dificultad sube de punto cuando se trata de interpretar las expresiones que en la versión latina se aplican al futuro Redentor. Evidentemente el texto original ha experimentado aquí desde muy antiguo alguna corrupción o variación que la crítica no ha puesto todavía en claro. Tenemos que acudir, de consiguiente, a las versiones más

de interpretar de esta otra manera: «Tú, Abraham, etc., s-rás en todos los pueblos el proverbio de bendición; todos los pueblos «desearán para sí una suerte como la de Abraham», etc. (cfr. núm. 131).

\*\*Despréndese de esto que los amorreos (amoritas), los más poderosos de todos los habitantes de Caroan, al retirarse los hebros después de la cruel matanza de los siquemitas, se habían anoderado Injustamente de la heredad comprada por Jacob en Siquem (Gen. 33, 30; 32, 1; cfr. núm. 188), y que Jacob la recorbó después con las armas. Esta heredad entrega aquí Jacob a José (cfr. Ioann, 4, 5), en ella reposaron después los restos mortales del predilecto (Ios. 24, 32) y, según tradición judía, los de

en ella reposaron después los restos mortales del predilecto (10s. 24, 32) y, segun tradición judia, 10s sessis hermanos (cfr. Act. 7, 16).

(ap. 49. — Cfr. Reinke, Die Weissagung lakobs. etc. (Münster 1849); Hoberg, Genesis² 438; Seydl en Kath 1000 I 548, II 39 8s., 344; Zapletal, Alltestamentiliches 26 ss.; Riessler en ThPQS 1908, 525; Leimbach, Messian. Weiss, 24; Schulte, Messian. Weiss. 43; Feldmann en BZF VIII 435.

El hebreo puede entenderse así: chasta que Shila (es decir, el Príncipe de la paz, el Mesías, cfr. Is. 9, 6) venga, y le sea voluntaria obediencia de los puebloss; chasta que él (Judá) venga a Silo y le sea a obediencia de los puebloss; chasta que él (Judá) venga a Silo y le sea a obediencia de los puebloses, es decir, hasta que el pueblo disfrute de paz en la tierra prometida (en Silo se estableció el Tabernáculo, Ios. 18, 1), entonces el señorfo de Judá se convertirá en señorfo sobre las naciones; así Strack, Genesis² (68 s.; o: chasta que venga aquél a quien corresponde (el extro), es decir, el Mesías. La última interpretación concuerda con Ezech. 21, 27, y está más conforme con el contexto. La versión caldea del judío Onkelos, siglo 1 d. Cr., traduce así: chasta que forme con l'entre de la contra adominadoro (Sanda, Riessler, Halevy); cfr. Döller, Messiaserreartung im AT, en BZF IV, 26 s-Intágenes que expresan el ideal de la belleza corpórea.

Cfr. núm. 193 210 214.

Cir. Num. 2, 2 9; 10, 13 S. Cir. Num. 10, 14; Iudic. 1, 2; 20, 18.

<sup>1</sup> Reg. 11, 8.

Por eso es flamado el Salvador en Apoc. 5, 5 «León de la tribu de Judá».

antiguas, las cuales — co'ncidiendo en lo esencial — han entendido este pasaie en sentido mesiánico. La versión griega es la que tiene más probabilidad. Dice así: Hasta que venga aquel a quien corresponde el cetro y a quien la obediencia de los pueblos. Concuerdan con esta versión así la Itala como la de san Ierénimo 1. La frase no encierra indicación alguna directa del futuro dominado: del mundo (o a lo sumo un nombre del mismo, Schilo = príncipe de la paz), sino sólo una alusión misteriosa que presupone la idea y la esperanza del Mesías, tal como más tarde fué desarrollada por los profetas. Responde esto cabalmente al carácter de la promesa patriarcal y es una prueba más de la antigüedad de la profecía.

225. Muy diversas interpretaciones, y no todas justificadas, se han propuesto a la frase: «hasta que venga aquel, etc.». La interpretación corriente. según la cual el fin del reino de Judá señala el momento en que ha de aparecer el Mesías, no está exenta de objeciones; resulta algo más aceptable, si por «cetro» se entiende la dominación, como tal, de esta tribu <sup>2</sup>. Pero de hecho, la independencia de Iudá feneció con la cautividad, y no cabe hablar de continuación del reino (como hegemonía de la tribu) después del destierro, sino en un sentido imperfecto. También se puede discutir si las palabras «hasta que venga aquel» señalan una fecha, después de la cual cosará el dominio de Judá y comenzará otro. Porque esa misma expresión, en otros pasajes, muy importantes algunos (por ejemplo, Ps. 109, 1; Matth. 1, 25), sólo significa que hasta cierta fecha sucederá o dejará de suceder un hecho determinado, prescindiendo de lo que más tarde pueda acontecer; otras veces implica simplemente una prueba v firme aseveración de lo anteriormente prometido (Gen. 28, 15). Debemos, pues, decir : la profecía de Jacob deja entrever el reino de Judá hasta la venida del Mesías, sin reparar en posibles interrupciones que la historia pueda traer consigo; al reino (como también a la profecía) importa la vitalidad del concepto. no los altibajos que puedan sobrevenir, o dicho de otro modo: la dominación de Judá no pasará, porque ciertamente ha de aparecer aquel a quien corresponde el señorio del mundo. A él pasará el cetro de Judá, y en él encontrará su perfección. Concuerda esto con las ideas fundamentales de las profecías mesiánicas posteriores y con las del Evangelio, según las cuales el Mesías ha de sentarse en el trono de David, su padre, y su reino no ha de tener fin (II Reg. 7, 13-16; Is. 9, 7; Luc. 1, 32).

226. "Hijo (árbol o cepa fructifera) que crece, José, hijo que crece, y de hermoso aspecto; sus ramas discurren por el muro 3. Mas le amargan, se querellan y le envidian arqueros 4. Pero firme está su arco, y libres de ligaduras 5 sus brazos y manos, por el poder del fuerte de Jacob; y así él fué pastor, roca (sostén) de Israel . El Dios de tu padre será tu ayuda, y el Omnipotente te bendecirá con bendiciones del ciclo arriba, bendiciones del abismo abajo, ben-

Como a José sus bermanos, así los enemigos preparan a su tribu guerras y asechanzas, de las cuales sabrá salir vencedora.

Es decir, así cuso en Egipto e soltaron las cadenas de José, así su tribu luchará libre y expedita contra todos los enemiços. En hebreo: «Agiles son los brazos de sus manos», los brazos dan la juerza

<sup>2</sup> Con lluvia y rocío del cielo, con fuentes y arroyos de la tierra.

<sup>!</sup> Cfr. Kath 1900 I 159.

Cir. Leimbach, Messian Weiss. 30.

El texto hebreo no nos puede dar certeza, porque es dudoso y sólo se puede restablecer por conjeturas (cfr. Zapletal, Alttestamentliches 46 s.). Mas aquí, como en las demás profecias, hay una conjeturas de la conjetura comparación; segun las versiones griega y latina se compara a José a un árbol o a una vid que crece visiblemente y extiende sus ramas (retonos = hijas) por el muro (por las paredes de la casa, Ps. 127, 3). Como la comparación se funda en el nombre (José quiere decir crecimiento; cfr. Gen. 30, 24), se confunden persona e imagen. José era de rostro hermoso; también el árbol ofrece bello aspecto. La frase siguiente se ha tomado con frecuencia al pie de la letra : «Las hijas corren por los muros», como explicación de la anterior: era de lindo rostro, Pero es mas conforme seguir la comparación. «Quien haya visto las viñas en Hebrón y las terrazas cubiertas por camas de vid, hallará que la comparación es bella y está muy bien traída» (Zapietal I. c. 47). Conjeturan otres que Jacob llama a José chijo de vido per ser hijo de Raquel, su esposa favorita. La lección ordinaria del texto hebreo se traduce hoy generalmente así: «José es un becerro junto a la fuente: siguen sus huelta para espiarle». Abona esta interpretación la analogía con las comparaciones de los demás hermanos, tomadas del reino animal; está, además, en consonancia con lo que sigue-

a las manos para tender el arco, etc.

El «Fuerte de Jacob» es Dios; El libró y ensalzó a José para que fuese pastor (alimentador) y apoyo de Israel de Jacob» y su familian. (Cfr. Eccli. 40, 17). — El texto hebro puede entenderse también de esta manora: (Por las manos tes decir, por el apoyo) del Fuerte de Jacob, por el que es pastor, (por la) roca de Israel» — de suerte que estas expresiones se refieren también a Dios, como en Gen. 48, 15; Ps. 18, 3 (hebr.); Is. 28, 16; Dan. 2, 34.

diciones en tu descendencia y en tus rebaños. Esta bendición de tu padre sobrepujará las bendiciones de sus padres i, hasta que venga el deseo de los collados eternos 2; cúmplase (esta bendición) en la cabeza de losé y en la coronilla de la cabeza del Nazareo (consagrado a Dios, príncipe) entre sus hermanos». — Aludiendo al nombre de José , a su hermosura y a su elevación en Egipto , a las asechanzas de sus hermanos y a los admirables caminos de Dios, Jacob pronuncia, con el corazón rebosante de amor, la profecía acerca de José y su linaje y le promete numerosa descendencia, victoria sobre sus enemigos y medida colmada de felicidad terrena y de posteridad, hasta que venga el deseado y justo, cl Mesías, por el que suspira Jacob en medio de su bendición (Gen. 49, 18). Este pensamiento mesiánico sólo en la versión latina se encuentra explícito. Y tanto más necesita de explicación, cuanto que las palabras «deseo de los collados eternos», que han pasado a la liturgia (letanías del Sagrado Corazón de Jesús), on muy difíciles de entender. No hay duda que «collados eternos» quiere decir lingüísticamente montes primitivos, inconmovibles (cfr. Deut. 33, 15; Ps. 75, 5). Estos collados pueden significar simbólicamente las personas anteriormente nombradas, o bien toda la creación (en el sentido de Is. 45, 8, y Rom. 8, 28). El deseo de los collados eternos es, por consiguiente, aquel (o aquello) tras el que (o lo que) iba «el deseo (el anhelo) de los Patriarcas» o «el deseo de la creación desde el principio» o sea obietivamente lo que se dice poco antes en aquellas palabras: «hasta que venga aquel que ha de ser enviado» (Gen. 40, 10), y más tarde, por boca de Ageo: «el deseado de las naciones» (Agg. 2, 8). Con esta interpretación de san Jerónimo coincide la de los comentaristas del texto latino . Según la versión griega, sólo se habla de bendiciones de collados antiquisimos (fértiles), que han de ser sobrepujadas por las bendiciones de Iacob, «Pero tedas las bendiciones culminan en la gracia de la Redención: de donde las palabras de Jacob encierran una alusión al Mesías» !

«Benjamín, lobo rapaz, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos». Quiso con esto Jacob significar el carácter belicoso y audaz de los benjaminitas, que se manifestó más tarde en diversas circunstancias, por ejemplo, en la guerra contra las demás tribus, en el Juez Aod, en Saúl y Jonatás, y no menos en los insuperables arqueros de esta tribu . Los más de 'os santos Padres aplican alegóricamente estas palabras al benjaminita Saulo , el cual, en un principio, quiso exterminar la grey de Cristo, y luego, convertido y llamado Pablo, hizo gran presa para Cristo y su Iglesia entre los pueblos.

227. La bendición de Jacob requiere todavía un comentario en otro aspecto. El original hebreo de este pasaje está redactado en forma poética (rítmica, métrica); es claro a todas luces, que esas frases no salieron de boca de Jacob en la forma que aquí ofrecen. «Son más bien una elaboración poética de las palabras de despedida, que Jacob, inspirado por Dios, dirigió a sus hijos en el lecho de muerte. Posible es que el texto primitivo haya experimentado acrecentamiento con el tiempo, como aconteció a algunos salmos, por adiciones alusivas a hechos posteriores (por ejemplo, el v. 15); pero, de ningún versículo determinado se puede decir con seguridad, que sea de origen posterior a Moisés. Los criterios internos más hablan en contra que a favor de un aumento del contenido de la bendición de Jacob; pues en ella no se ve una alusión concreta

Cir. Rom. 11, 1.

Será más abundante que la bendición pronunciada sobre mí por mis padres. No os acertada la traducción: chasta el límite de los collados eternose. Zapletal (fundándose en el texto enmendado) traduce así: Bendiciones de los mentes eternos, lo más precioso de los montes antiquisimos venga sobre la cabeza de Jose, etc.». Lo mismo viene a significar la traducción de E. Seydl en ZKTh 1809, 757: «Las bendiciones de tu padre sobrepujan las bendiciones de los montes eternos, los bienes apetecibles de los collados antiquísimos». Estas bendiciones y estes bienes son los frutos de la magnifica tierra montañosa que Dios prometió a los Patriarcas. La bendición de José encierra alvo todavia sociones de los collados de los collados de los collados de los collados antiquísticos de las collados de la las patriarcas. La bendición de José encierra alvo todavia sociones de los collados de la las patriarcas. La bendición de José encierra alvo todavia sociones de los collados de los collados de la las patriarcas la bendición de superior de la las patriarcas la bendición de superior de la las patriarcas la bendición de las patriarcas la bendición de las patriarcas la bendición de la las patriarcas la bendición de las patriarcas la bendición de las patriarcas la bendición de la las patriarcas la bendición de las patriarcas la bendición de las patriarcas la bendición de la las patriarcas la bendición de las patriarcas la todavia mejor y más apetecible, más sublime (poderio, autoridad, gloria) que la bendición de sus pades. Jouann mejor y más apetrefible, más sublime (poderio, autoridad, gloria) que la bendicion de sus paus aquí se encierra la bendición mesiánica. La expresión es manifiestamente mesiánica, si se interpr ta: hasta que venga el descado de los collados (eternos), aquél cuya venida están esperando desde todas las collinas (imagen poética para indicar la ansiedad de la expectación; cfr. Tob. 11, 5), desde los tiempos más remotos. Si de antiguo existía la expectación por el Redenter — como hoy reconocea muchos — la expresión tiene sentido cabal. Cfr. Zorell en ZKTh 1000, 582.

Cir. Gen. 39, 24. Cir. Gen. 39, 6; 41, 22 ss.; v. núm. 146 v 202.

La demostración en Kath 1899 II 71 y ThG 1910, 331 ss. Hoberg, Genesis 449. Mañana y tarde, es decir, siempre sale victorioso en sus correrías. Cfr. ludic. 20, 15 16; I Reg. 11 y 13 ss.

a situaciones históricas de época posterior». Aun los críticos modernos reconocen, que el fondo y la forma de la bendición de Jacob son antiquísimos en lo esencial, seguramente anteriores a la época de los Reves o del reino dividido. El cántico de Débora (Iudic. 5) presupone la bendición de Jacob, y la bendición de Moisés le es similar 2.

228. Bendijo, pues, Iacob a sus hijos, padres de las doce tribus de Israel, y por remate les dió esta orden: «Yo voy a reunirme con mis antepasados: enterradme con mis padres en frente de Mambre, en la cueva doble 3 que compró Abraham para sepultura de su familia. Allí le sepultaron a él v a su mujer Sara; allí fueron enterrados Isaac v Rebeca v allí también está enterrada Lía». Concluídos estos encargos, recogió sus pies sobre la cama y expiró, a los ciento cuarenta y siete años de edad.

Viendo esto José, echose sobre el rostro de su padre llorando y besándole. Y mandó a los médicos 4 que embalsamaran a su padre, los cuales, según costumbre egipcia, cumplieron su cometido en cuarenta días. Setenta días duró el duelo. Pasado el cual, habló José a la familia de Faraón: «Si he hallado gracia en vuestros ojos 6, decid a Faraón que mi padre me juramentó, diciendo: Mira que me muero. Me enterrarás en mi sepulcro, que cavé para mí en tierra de Canaán, Iré, pues, v enterraré a mi padre, v volveré». Y díjole Faraón: «Sube v entierra a tu padre como prometiste con juramento». Y José emprendió el viaje a Canaán acompañado de sus hermanos, de los magnates de la corte y de las personas conspicuas de Egipto , con carros y gentes de a caballo; un gran acompañamiento. Llegaron a la era de Atad, «a la otra parte del Jordán» s y allí celebraron por siete días las exequias con grande y acerbo llanto. Viendo esto los habitantes de Canaán, dijeron: «Grande duelo es éste para los egipcios». Y por esto fué llamado aquel lugar «llanto de Egipto». Hicieron, pues, los hijos de Jacob lo que éste les había mandado; y transportándole a tierra de Canaán, le sepultaron en la cueva doble, frente a Mambre. Y volvió José a Egipto con sus hermanos y toda la comitiva.

Muerto Jacob, tuvieron miedo los hermanos de José y se decían unos a etros: «No sea caso que se acuerde de la injuria que padeció, y nos retorne todo el mal que le hicimos». Le enviaron, pues, a decir: «Tu padre nos mandó antes de morir, que te dijéramos esto en su nombre: Ruego que te olvides de la maldad de tus hermanos, y del pecado y de la malicia que ejecutaron contra ti-Nosotros tambien te rogamos que perdones esta iniquidad a los siervos del Dios de tu padre». José lloró al oírles. Y ésta, al parecer, fué su única respuesta, más elocuente que largos razonamientos. Cobraron ánimo sus hermanos, y viniendo a él le dijeron: «Esclavos tuyos somos». Mas José les respondió: «No temáis. Podemos nosotros acaso resistir a la voluntad de Dios? 9 Vosotros pen-

en LB 1 380).

En hebreo: «¿Soy yo el representante de Dios?», es decir, «¿puedo oponerme a los maravillosos.

designios de Dios, el cual ha dispuesto vuestra salvación?».

<sup>1</sup> Property, Genesis 438. Cfr. Kath 1000 II 29 ss. Gunkel, Genesis 421. Kautzsch, 91.

<sup>&#</sup>x27; Cfr. mim. 165. A los médicos, que formaban parte de su corte. En Egipto había especialistas para todas las enfermedades; una clase de médicos entendia en embalsamar.

Con estos datos están de acuerdo los de Diodoro y Herodoto; y cuando éste dice que el embal-samamiento duraba 70 días, se refiere a la duración del duelo. (Más detalles, v. núm. 231).

Durante el duelo, por lo tanto sin vestidos especiales y sin cortarse el pelo, no podía José compa-

recer en la presencia de Faraón (cfr. núm. 201); tal vez creyó ser necesario que alguien intercediera por él (cfr. num. 200).

Es decir, 1 acompañaron atodoso los egipcios de la corte de Faraón que por su categoría estaban

<sup>\*</sup> Es decir, 1- acompañaron stodos» los egípcios de la corte de Faraón que por su categoría estaban obligados. Los egipcios acostumbraban celebrar las nomas tuneb es con toda pompa y ceremonia.
\* Estácidose por cras, plazas al aire libre, situadas en lugar elevado. No es fácil que la era de Atad (era del espino), estuviese a la otra parte del Jordán, a tres millas romanas de Jericó y frente a écte, a dos millas del Jordán, en Beth-Hagla (efr. Ioss. 15, 6). No es probable que José diese un gran roleo por el mar Muerto (como el pueblo de Israel al fin de su viaje por el desierto), en vez de seguir a Hebrón por el camino más corto, atravesando los dominios de los filisteos (Gaza). Conociendo el remino de su viaje — la cueva doble de Hebrón — debemos buscar la cra de Atad aquende el Jordán, pero no en el valle. «Al otro lado del Jordán» es, sin duda, glosa o corrupción del texto, el cual esposible que difese; cal otro lado del ríco, es decir, ciel arroyo de Egiptos, límite común de Egipto y del emediodían de Canaán. Así se explica, sin violentar el texto, el luto de siete días que se celebró luego de atravesar la comitiva los límites de Egipto y pisar el suclo de la tierra prometida (cfr. Hagen en LB I 386).

sasteis hacerme mal: mas Dios lo convirtió en bien, para ensalzarme, como lo veis al presente, y para hacer salvos a muchos pueblos». Y les consoló y habló con palabras tiernas y amorosas.

230. Todavía vivió José cincuenta v cuatro años en prosperidad. Vió a los hijos de Efraim hasta la tercera generación 1. Tuvo también y acarició sobre sus rodillas a los hijos de Maquir, hijo de Manases, Cuando tenía va ciento diez años y estaba próximo a su fin, habló a sus hermanos: «Después de mi muerte, Dios os visitará, v os hará subir de esta

rierra a la tierra que prometió con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, Juradme que transportaréis de este lugar mis huesos con vosotros 2. Y ellos se lo juraron. Muerto, le embalsamaron depoitándole dentro de una caja en Egipto 3.

Diodoro (contemporáneo de Jesucristo) y Herodoto hacia el 450 a. Cr.) describen circunstanciadamente la manera de embalsamar entre los egipcios. Había tres sistemas. El primero, muy prolijo, costaba un talento ático 4 y sólo estaba al alcance de las personas ricas y principales. Los cadáveres embalsamados por ese procedimiento (momias), traídos de Egipto a Europa en tiempos modernos, tienen una antigüedad de 2.000 a 3.000 años, y conservan aún su indestructibilidad. Cabeza, brazos, piernas, manos y pies están envueltos con ligaduras especiales. Los ojos son de esmalte (vidrio). Las uñas de manos y pies en muchas están doradas; algunas momias halladas en sepulturas reales están doradas del todo. En unas franjas exteriores de biso se escribían en caracteres jeroglíficos noticias acerca del nombre, estado y hechos del muerto. Las cajas o cofres en que se colocaban las momias, eran de madera de sicómoro, y llevaban de ordinario inscripciones jeroglíficas (fig. 32), y, tratándose de personajes distinguidos o de reyes, se las encerraba en un sarcófago de granito o de basalto.

Las razones que los egipcios tenían para embalsamar a sus muertos gran, principalmente, el horror natural del hombre a la putrefacción y el deseo de conservar intacta el mayor tiempo posible la forma externa de los seres queridos. Contribuía también no poco la creencia egipcia de que las almas de los



Flg. 32. Cofre de madera para momias, ricamente adornado con pinturas e inscripciones jeroglíficas. (Paris, Louvre)

buenos visitaban alternativamente el cuerpo mortal que habían dejado y el cielo estelar. En el cielo estelar se empleaban las almas en las mismas ocupaciones que en vida tuvieron, pero sin las inquietudes de antaño, hasta que llegaban a ver el sol en todo su esplendor, recorrían con él el universo, y por fin, eran admitidas en la barca del dios-sol y en la sociedad de los dioses que gobiernan los remos de esta barca.

En hebreo: «Hijos de la tercera generacion» — lo cual quiere decir hijos de bisnietos, por tanto tataranietos. Es posible, porque José vivió todavía 74 años después de nacerle Efraim.

Dire el Eclesiástico, reficiendose a este pasaje: Sus huesos fueron guardados y profetizaron después de su muertes, es decir, la predicción se cumplió y el haber sido llevados sus restos cuando la comparada de la complimiento de las demás promesas. Dásele también el nombre

l'art salló de Egipto, fue prenda del cumptimiento de las gennas promicas. Dascie cambello de jefe de sus hermanos, fundador y sostén de su pueblo.

En una caja de madera de sicómoro, la cual, segun costumbre egipcia, se guardó en un aposento, donde estuvo hasta el éxodo de Israel (cfr. Exod. 12, 10; 10s. 24, 32).

500 marcos oro próximamente. El célebre químico Berthelot, examinadas las momias del Museo del Louvre, cree poder asegurar que el óleo de embalsamar era el aceite de ricino, que sigue usandose en Egipto. Esta sustancia ha experimentado alguna alteración por efecto del hidrógeno, pero ha conservado sus propiedades a través de los siglos.

ha conservado sus propiedades a través de los siglos.

(Cfr. Keppler, Wanderfahrten 1-15 56 ss.; Wiedermann, Tote und Tetenreiche im Glauben der alten Aegypter, en AO II 2.

# II. Educación admirable del pueblo de Israel por medio de Moisés

El pueblo de Israel vivió su infancia en las familias de los doce hijos de Jacob; mas ahora el infante, gobernado por el Padre celestial, va haciéndose adolescente y apto para la elevada misión que le ha sido encomendada. Podemos llamar, pues, el segundo tercio de esta época, chistoria de la adolescencia del pueblo de Israelo. Con razón podríamos también llamarlo, chistoria de la admirable providencia de Dioso; pues en ningún período del mundo precristiano se ha mostrado Dios tan pródigo y admirable en palabras y obras. Por esto pudo el Profeta poner en boca del Señor aquellas palabras: ce Qué más debí yo hacer por mi viña que no lo haya hecho?o Y Moisés pudo exclamar: ce Dios nuestro?o El maravilloso gobierno de Dios se mostró en la liberación de la esclavitud de Egipto, en la Alianza con Israel en el Sinaí, en la asistencia durante el viaje por el desierto y la invasión de la tierra prometida.

### 32. Nacimiento de Moisés

(Exod. 1, 7 a 2, 10)

231. El segundo libro de Moisés recibe por su contenido el nombre de "Exodo", que quiere decir salida. Los relatos de este libro no son continuación de los del Génesis. Después de enumerar brevemente los nombres de los hijos de Jacob que se trasladaron a Egipto, pasando en silencio el tiempo (más de 200 años) de permanencia en este reino, describe la opresión de los descendientes de Jacob, en una época en que ya no se conocía a José. Luego cuenta cómo fué salvado de las aguas y educado Moisés, a quien Dios había escogido para libertar a su pueblo de la esclavitud. Sigue el relato de los sucesos del desierto, la promulgación de la Ley de Dios en el Sinaí y la construcción del Tabernáculo .

Los hijos de Israel crecieron y se multiplicaron, como si brotaran de la tierra; y engrosados en gran manera, llenaron el país. Entre tanto, se alzó en Egipto un nuevo Rey, que nada sabía de José, y dijo a su pueblo: «Bien veis que el pueblo de los hijos de Israel es muy numeroso y más fuerte que nosotros. Vamos, pues, a oprimirle con astucia, no sea que siga multiplicándose más y más; y sobreviniendo alguna guerra contra nosotros, se agregue a nuestros enemigos, y después de vencernos, se vaya de este país». Estableció, pues, Faraón sobrestantes de obras, que los vejasen con trabajos pesados, obligándoles a fabricar arcilla y ladri-

<sup>18, 5, 4</sup> 

Deul. 4, 7.

Cfr. Hugo Weiss, Moses und sein Volk. Eine historisch-exegetische Studie (Friburgo 1885); Nikel, Moses und sein Werk, en BZF II 7 (1900).

Cfr. J. Weiss, Das Buch Exodus übersetzt und erklart (Graz y Viena 1017). — En lo tocante a

la separación de fuentes, se va generalizardo la convicción de que en los libros intermedios del Pentatenco poco se logra con la distinción de fuentes Yahvistas y Elohistas (cfr. Gresmann, Schriften des Talta 2, 17). Es omucho más difícil distinguirlas aquí que en el Genesiso (Kittel, Geschichte des Tolkes Israel 12 481), y cel fondo común de todas ellas nos ofrece noticias históricas de contianzao (König, Geschichte der all Religion 105), que llegan, en los puntos esenciales, muy cerca de la época mosaica (Kittel 1, c. 525). Aquí, como en los demás Libros Sagrados, la piedra de escándalo es el milagro, edistintivo inconfuedible de la leyendao (Gressmann 10); porque conunca en parte alguna ha ocurrido un milagron (Ibid). 53). — No se puede ocultar que el texto original ofrece dificultades. La narración cestá frecuentemente interrumpida por secciones legislativas, pues el escritor acostumbra consignar las leyes en orden eronológico, luego de los sucesos que directa o intercumbra consignar las epercibe con clavidad la dependencia temporal y causal de los acontecimientos, y muchos datos geográficos nos resultan incomprensibles. Es indudable que las adiciones y glosas, y tal vez también la mano de Esdras, el cual hizo la colección de los Libros Sagrados, han producido alteraciones en el texto original.

llos 1, y a construir grandes almacenes 2. Así edificaron, entre otras, las ciudades de Pitom v Ramesses, destinadas a provisiones. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban.

Además de esto, el Rev de Egipto impuso a las parteras de los hebreos — de las cuales una se llamaba Séfora y la otra Fua 3 — el siguiente precepto: «Cuando asistiereis a las hebreas en los partos, al momento que salga la criatura, si fuese varón, matadle». Pero las parteras temieron a Dios, y no ejecutaron la orden del Rey de Egipto, sino conservaban la vida a los niños. Por último, Faraón intimó a todo el pueblo esta orden: «Todo varón que naciere entre los hebreos, echadle al río». Mas este mandato cruel 4, que debía a la larga acabar con el pueblo de Israel, fué el medio de que Dios se sirvió para libertarlo.

232. «El nuevo Rey no conoció a José», pertenecía sin duda a una nueva dinastía, y regía según máximas distintas de las de aquellos faraones que conocieron a José y supieron aprovecharse de sus normas administrativas. Concuerda esto con el cambio de situación que debieron de experimentar los israelitas después que fué expulsada la dinastía de los Hycsos (bajo Amosis I, por los años de 1580 a 1557). No sabemos la actitud que guardaron los hebreos en las duras y largas luchas de los egipcios contra la dominación extraniera: mas el temor que abrigaban los egipcios de que los hebreos llegasen a constituir un serio peligro en caso de una guerra, hace suponer que se les tenía por sospechosos. Gesén era un distrito fronterizo, expuesto a las invasiones de las razas asiáticas, aliadas de los reves destronados y de los semitas que vivían en el mismo. La tradición judía guarda en una noticia de Flavio Josefo el recuerdo de la coincidencia de la opresión de los israelitas con el destronamiento de los Hycsos. Por las pinturas e inscripciones sabemos que los faraones obligaban a sus prisioneros de guerra y a las razas extranjeras, especialmente semitas, a rudos trabajos serviles; ello es una confirmación de las noticias de la Biblia, aunque en dichas pinturas nunca se nombre expresamente a los israelitas 6 (fig. 33). También es creíble que los egipcios pretendiesen quebrantar con trabajos forzados el vigor de un pueblo acostumbrado a otras ocupaciones.

Recientes excavaciones han dado alguna luz acerca de las ciudades de Pitom

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Según Fl. Josefo (Alat. 2, a, 1), el trabajo principal era hacer canales para riego y diques para contener las aguas del rio. — Hacianse los ladrillos de barro del Nilo, amasado con paja; una vez terminados, se ponían a secar al sol. Los egipcios surtían de paja a los hebreos; pero, habiendosela negado en cierta ocasión, hubieron de buscar ellos mismos hierbas lastres con que sustituirla. Dura crueldad fué la de los egipcios, porque obligaban a los hebreos a construir igual número de ladrillos que antes; cfr. núm. 242.

Instalados en las ciudades para surtir el comercio y el ejército.

Solo dos nombres nos ha conservado el Sagrado Texto, no porque fuesen las únicas parteras, sino porque, temerosas de Dios, no ejecutaron el mandato de Faraón. La orden decía que muriosen los nanos apenas nacidos, para que sus madros crevesen que los habían parido muertos. Esta imposicion inhumana está de acuerdo con las ideas y costumbres de los faraones, los cuales no respetaban la vida del ciudadano. Las parteras ocultaban a Faraón su humano procede, diciendo que las hebreas no necesitaban de su ayuda. La Sagrada Escritura no aprueba este tapujo de las parteras; se limita a decir que eran temerosas de Dios y no mataban a los niños. Cfr. Zschokke, Biblische Frauen (Friburgo 1882) 149.

La orden se había dado poco antes de nacer Moisés, puis no alcanzó a su hirmano Aarós, tres años mayor que él.

En su libro contra Apión; cfr. 1740 348 s. Se reconoce con facilidad a los semitas por la configuración del restre, por la barba y el cabello : también el color claro amarillo les distingue de los egipcios, de restre rejizo, color ladrillo. Debido a las inmigraciones de tribus de pasteres arabes, que penetraban por el istmo de Suez, la noblación del Bajo Egipto presentaba desde antiquo caracteres muy mezclados de elementos semitas (cfr. Brugsch), Steininschrift und Bibelwort 181 ss.). Es dudoso que sean hebreos los Aperu ("Aperiu), operarios, marineros, etc., con frecuencia mencionados en documentos egipcios desde la época de Thutmosis III hasta la de los Rameidas (siglos xvi-xiii). Lingüísticamente es posible; pero objetivamente el concepto de Aperu es mas amplio, de suerte que para los egipcios es posible que estuviesen comprendidos bajo ese nombre los operarios hebreos condenados a trabajos forzados. Las razones en pro y en contra pueden

nombre los operarios hebreos condenados a trabajos forzados. Las razones en pro y en contra pueden verse en Heyer. Bibel und Aegypten 146 se ; Miketta, Der Pharao des Austugs 56 ss.

† A pesar de todas las crueldades, por regla general los trabajadores estaban bien atendidos. Los papiros disponen que se les distribuya con puntualidad la ración de grano y aceite, y recomiendan que se reparta equitativamente el trabajo. Las pinturas murales nos muestran ollas de carne jugosa, ricas legumbres y sabrosos peces, abundantes en el Nilo y apetecidos por egipcios y hebreos. La cebolla era un regalado manjar, muy estimado desde antiguo. Esto explica por qué los israelitas anhelaban en el desierto las viandas que comían en Egipto (Exod. 16, 3, Lev. 11, 5).— No dice la Sagrada Escritura, ni es probable, que los israelitas hubiesen trabajado en la construcción de las Pirámides; estos monumentos son de época anterior y no se erigieron en la delta del Nilo.

y de Ramesses; aunque no tanta, que se pueda fijar la fecha de la opresión y de la salida de los hebreos. Cree el investigador inglés Ed. Naville haber encontrado (1883) la ciudad de Pitom (es decir, lugar o vivienda del dios Tum, o sea, del sol poniente, nombre religioso de una ciudad, cuyo nombre civil es Tucut, en hebreo Socot), en el montículo de escombros Tell-el-Maschuta, unos 20 kilómetros al oeste del extremo oriental del canal de agua dulce (véase n.º 221), allí donde más tarde estuvo Heroópolis. También se encontraron restos notables de espaciosos almacenes, esmeradamente edificados con ladrillos. No se ha logrado fijar la posición de Ramesses; Flinders Petrie cree haberla encontrado en las ruinas de Wadi Tumilat, junto a Tell er-Retaba (unos 30 Km. al oeste de Ismailia). Recientes excavaciones hacen suponer que se trata de Zoan o Tanis, hoy un mísero pueblo de pescadores, llamado San, en la delta tanítica del Nilo. La ciudad, hermoseada por Ramsés II con grandes edificios y magníficos jardines, fué convertida en plaza de armas para las guerras con Asia, y vino a ser



Fig. 33. — Operarios semitas.

Pintura del sepulcro de Rechmeré en Abd-el-Kurna (hacia 1450 a. Cr.).

Se trabaja la arcilia con la azada y luego se le da la forma; los ladrillos son apilados para secarse; el transporte se hace en una especie de yugo; la muralla de ladrillos apilados es examinada con una vara. El capataz con un bastón inspecciona el trabajo.

capital de la provincia de Gesén, que por ello se llamó país de Ramesses. Ramsés residía no pocas veces en Tanis; lo mismo hacía su hijo Merenptah I. Aquel pasaje del Salmo 77, 12, donde se lee haber sucedido las maravillas de Moisés en el «país de Tanis», debe entenderse como una figura poética (para designar a Egipto); pero demuestra la gran importancia que tenía esta ciudad en el

Egipto conocido por los israelitas.

Pero ni de los datos de la Sagrada Escritura ni de los restos hallados en las excavaciones puede colegirse que dichas ciudades, como tales, fuesen edificadas por los israelitas bajo Ramsés II (1324-1258). No cabe dudar de haber existido estas ciudades ya anteriormente; pues mucho antes de Ramsés, en las múltiples campañas de los faraones contra Siria y Palestina, debió de sentirse la necesidad de disponer de plazas fuertes y de arsenales. Algunos sabios (fijándose en la singular manera como está escrito el nombre, y en Gen. 47, 11, donde Ramesses aparece como nombre de provincia) admiten la posibilidad de que haya sido puesto en este lugar por una confusión posterior, o bien en sustitución de otro menos conocido.

233. No se puede asegurar bajo qué reyes y hacia qué época aconteció la opresión y la salida de los hebreos, por más que las modernas investigaciones parecen ofrecer cada día bases más seguras para resolver estos problemas. Egiptólogos y exegetas antiguos creyeron que se trataba de los faraones de la XIX dinastía; se tuvo a Ramsés II (que reinó 64 años) por el Faraón de la opresión, y a su hijo Merenptah por el de la salida. Esta opinión se apoyaba en la hipótesis de haber sido edificadas Pitom y Ramesses en tiempo de Ramsés II, y en la larga duración que Exod. 2, 23 parece atribuir al reinado del Faraón de la opresión 1. Pero desde que por cálculos astronómicos se supo que la XVIII dinastía comenzó a mediados del siglo XVI (1545), y la XIX en la se-

Puede verse un resumen de todas las opiniones y cálculos en Miketta, Der Pharao des Auszugs 6 ss.

gunda mitad del siglo XIV (1315), cavó por tierra aquella hipótesis 1. Porque habiendo transcurrido, según datos de la Biblia (versión de los Setenta). 430 años desde la inmigración de Abraham a Canaán hasta la salida de Israel de Egipto, y 480 entre este acontecimiento y el comienzo de la edificación del Templo 2. la salida de Israel debió de ocurrir en el siglo xv y no en el xIII. Además de esto, la inscripción de Merenptah, arriba mencionada (cfr. número 220), habla de Israel como de un pueblo domiciliado en Palestina, mientras que otra inscripción, de fecha anterior según toda probabilidad, presenta a la tribu de Aser ocupando la región donde tuvo su morada en tiempo de Josué. Finalmente, las cartas de Amarna, escritas por los años de 1400, nos describen a Canaán en un estado que no concuerda con el del reinado de Ramsés II, pero sí con lo que de la conquista de Canaán nos refiere el libro de Josué; pero hay todavía razones para creer que los «habiri», tantas veces nombrados en aquellas cartas, son precisamente los hebreos . Cada día tiene más aceptación la hipótesis de ser Tutmosis III (1515-1461), de la XVIII dinastía, el Faraón de la opresión, y su hijo Amenofis II (1461-1436) el de la salida 4. No hay esperanza de poder determinar el año en que se electuó la liberación; pues la Biblia da solamente datos en globo y de límites imprecisos. Pero se puede asegurar con certeza que no acaeció antes del 1500 ni después del 1436 (año de la muerte de Amenofis II) 5. No se pretenda encontrar en las inscripciones egipcias noticias de la vergonzosa derrota del mar Rojo (ni de las plagas con que fué castigado Egipto); estas noticias repugnan al orgullo nacional egipcio. Se facilita la cronología y se comprende mejor el relato, abandonando la idea de un solo cambio de gobierno desde el principio de la opresión hasta la salida (más de 80 años; cfr. Exod. 7, 7). Aquí, como en la historia de José, la Sagrada Escritura habla de Faraón: no de la persona y del hombre, sino de la dignidad. Sólo por razones especiales hace mención (como las fuentes egipcias) de la muerte de un Faraón, y de un nuevo Rey que no conocía a José. Para la historiografía sagrada eran completamente indiferentes los cambios de reves (y sus nombres). Además, el reinado de Tutmosis III es aproximadamente igual en duración al de Ramsés II (54, 67 años).

234. Un hombre de la familia de Leví, que tenía por nombre Amram, casó con una mujer de su linaje, llamada Jocabed. Esta dió a luz a un niño hermoso sobre toda ponderación. Ocultólo durante tres meses; mas, no pudiendo encubrirle por más tiempo, tomó una cestilla de juncos 6 v

a Cfr. núm. 402. Miketta l. c. 22 ss.; Lindl l. c. 39 ss.; Fonck en ZKTh 1899, 273 ss. Según modernos estudios, Tutmosis III supera en importancia a Ramsés II, al cual se atribuyeron más tarde hechos y edificios de aquél (Steindorff, Die Blutezeit des Pharaonenetiches 60). Según III Reg. 6, 1, comenzóse a construir el Templo de Salomón 480 años después del éxodo (968 a. Cr.); el cual acaeció, por consiguiente,

truir el Templo de Salomon 480 anos despues del exodo (908 a. Cr.); el cual acaeció, por consiguiente, hacia el 1450 a. Cr., en el reinado de Amenofís II.

Sellin-Watzinger (fericho, Leipzig 1813, 181 s.) fundándose en las excavaciones realizadas por ellos mismos, creen deberse admitir que Jericó fué destruída, a más tardar, hacia 1500. Según esto, la salida de Egipto habría ocurrido a mediados del siglo xvt. Pero, aun prescindiendo de que la opresión de los israelitas duró todavía después del destronamiento de los Hycsos, seguramente más de una generación, aun no se explica la conquista de Canaán en tiempo de Tutmosis III; este Faraón, después de algunas felices expediciones, logró hacer de Palestina una provincia egipcia. Carece de fundamento bíblico la hipótesis de Kittel (Geschichte des Volkes Israel I 472), según la cual parte de las tribus israelitas conquistó Jericó mucho antes

6 Segun Fl Josefo (Ant. 2, 9) 4), el papiro (Cyperus pa-pyrus, fig. 34). Antiguamente abundaba este arbusto en las lagunas de Egipto; hoy es muy raro. El tallo es trígono y tiene 3-5 m. de altura, la corteza es verde y la medula blanca y ligera como la del junco; termina en un tupido penacho de ramas verdes y capiliformes, en cuyos extremos nacen diminutas espigas de color moreno gris. La raiz tiene el grosor del brazo y 4 m. de longitud; de ella hacian los antiguos colchones y cuerdas; del tallo se construían embarcaciones (que más bien semejaban pequeñas balsas), de la cutícula se



Arbusto del papiro. A la izquierda, umbela joven.

Cir. Lehmann, Zwei Hauptprobleme der oriental. Chronologie und ihrer Losung (Leipzig 1848) 147 ss. Miketta, I. c. 21; Lindl, Cyrus 13 ss.; Schopfer, Geschichte des ATe 223 s.; Kayser-Roloff, Acgypten<sup>3</sup> 316.

<sup>2</sup> Cfr. núms. 120 v 257; para los pormenores cfr. Miketta, l. c. 17 ss.

la calafeteó con resina y pez: colocó dentro al infantito y expúsole en un currizal 1 de la orilla del río, quedándose a cierta distancia una hermana suya, llamada Miriam (María) , para observar el paradero de la cestita. Dispuso Dios que la hija de Faraón bajase a bañarse en el río. Así que vió la cestita en el carrizal, mandó a una de sus doncellas que la recogiese. Habiéndola abierto, como viese dentro a un niño que daba tiernos vagidos, compadecióse de él y dijo: «Este es un niño de los hebreos». Y acercándose la hermana del niño, dijo a la hija de Faraón: «¿Quieres que vaya y busque una madre hebrea que pueda criar a ese niño?» «Anda», respondió ella. Fué corriendo la muchacha y llamó a su madre. A la cual dijo la hija de Faraón: «Tomo este niño y críamele, que vo te pagaré». Tomó la mujer al niño y lo crió. Y cuando fué ya crecido, lo entregó a la hija de Faraón, la cual lo adoptó por hijo, poniéndole por nombre Moisés 4, como quien dice: Del agua le saqué.

Tanto en la emigración de la familia de Jacob a Egipto, como en la dura opresión que padecieron después los hebreos, se manifiesta la mano de la divina providencia. Porque si los israelitas habían de ser aptos para su vocación, es decir, para conservar las creencias religiosas en medio de pueblos entregados a la idolatría, y expertos al mismo tiempo en los conocimientos humanos, era preciso que formasen un pueblo, se ensayasen en las artes y ciencias y aprendiesen a ser fieles y constantes en la observancia de la verdadera religión. Para ello ninguna covuntura mejor que la permanencia en Egipto; porque en este pueblo florecían, además de la agricultura metódicamente practicada, toda clase de oficios e industrias, de artes y ciencias y de instituciones políticas bien organizadas. Y tanto más contribuía la opresión a la guarda de la verdadera fe, cuanto que los mantenía alejados de los egipcios, de la idolatría y de las malas costumbres paganas y les enseñaba la escuela de la humildad. Echase de ver también el gobierno divino en la manera cómo el futuro caudillo

bacían velas y de la medula, papel. Crece también en la llanura de Genesaret, especialmente en el la zo de Merom. Cfr. Fonck, Streifzüge durch die bibl. Flora 36 ss.; Rb 438.

El junco del Nilo, llamado eSario tiene un netro de altura y el grosor del pulgar.

Cir. Exod. 15, 20; cfr. núm. 277. He aquí la genealogía de Moisés (según Num. 26, 57; cfr. Exod. 2, 22; 6, 14 ss.), interesante sobre todo porque de ella salió más tarde la familia sacerdotal (seguramente hay huecos entre Kaath y Amram, como sucede en algunas genealogías bíblicas):

|        | Leví<br>Kaath<br>Amram (su mujer, Jocabed) |         |        |        |        |         |                   |
|--------|--------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| Gersón |                                            |         |        |        | Merari |         |                   |
|        |                                            |         |        |        |        |         | lsaar             |
| María  | Aarón                                      |         |        |        | Moisés |         | <u> </u>          |
| Nadab  | Abiu                                       | Eleazar | Itamar | Gersan |        | Eliezer | Coré<br>(Num. 16) |

<sup>3</sup> Fodo esto indica que, al exponer al niño en la corriente, se habían tomado prudentes precauciones. La Sagrada Escritura hace resultar, sobre todo, la providencia divina, sin la cual hubieran fracasado los medios mejor calculados.

\* Siguiendo a Fl. Josefo (Ant. 2, 9, 6), se ha querido buscar etimología egipcia al nombre de Moisés (en griego Moyses): môu = agua y eses (schi. tomar) = salvado de las aguas. Pero de tener origen egipcio, no hay duda que debe hallarse en més. mesu, que significa niño, hijo; forma que se usa unida a nombres propios (Thot-mes, Ah-mes, en griego Thulmosis, Amosis), pero también de por sí sola como nombre (pruebas en ZAW 1407, 137). Esta explicación está de acuerdo con la de la Biblia, sola como nombre (pruebas en ZAW 1997, 137). Esta explicación está de acuerdo con la de la Biblia, puesto que la hija de Faraón adoptó por hijo al niño (Hebr. 11, 24), por haberle salvado de las aguas. Después se hebraízó el nombre, interpretándose la nueva forma mediante un juego de palabras (cfr. Doller en BZ III 151). Creen otros que el nombre fué originariamente hebreo y tenía doble sentido: el que saca (salvador), y el sacado (salvado; cfr. Kaulen en KL VIII 1843). Los modernos ven el riesgo y salvación de Moisés un amotivo legendarion, que tiene gran importancia en el antiguo Oriente y aparece regularmente al principio de una nueva época (ATAO 352 s.). Mas de esto nada es sigue contra la historicidad del relato bíblico; éste es tan sobrio y sencillo y de tanta verdad psicológica, que resiste muy bien la comparación con las narraciones fabulosas y fantásticas del nacimiento y salvación de Sargón I de Babilonia, con la levenda fenicio-egipcia de Osiris y con otras (cfr. Die Kindheitsgeschichte des Moses nach moderner religionsgeschichtlicher Auffassung de Wittek en Kath 1910 II 350 ss.). Pero hay un argumento que corrolora el testimonio de la tradición; porque — según confesión de los mismos investigadores críticos, — el desenvolvimiento histórico y religioso de Israel, desde su permanencia en Egipto, no se explica sin un personaje relevante, vigoroso y creador, cual nos presentan a Moisés las sagradas fuentes (cfr. Kittel, Geschichte des Volkes Israel I 575). También Gresmann (Mose und seine Zeit, Gotinga 1910, y Schriften des AT I 2) admite la historicidad de la persona de Moisés v del núcleo de la narración bíblica. de Israel, a pesar del edicto de muerte, fué a parar al palacio real, donde pudiese aprender la sabiduría de los egipcios; y más tarde, por su condición de hebreo, fué despedido de allí por los naturales. Es de suponer que Moisés viniera al palacio real en una edad en que la educación religiosa recibida en casa de sus padres estaba va profundamente arraigada en su corazón; o que en la corte no hubiera estado privado de la saludable influencia de sus padres y compatriotas; y que, por este medio, hubiese conservado despierto y puro el sentimiento religioso y nacional, para no perecer envuelto en la sabiduría de los egipcios 1.

En los monumentos y documentos de Egipto no se ha descubierto hasta ahora noticia alguna acerca del nombre, posición y empleo de Moisés <sup>2</sup>. Se encuentran testimonios abundantes que atestiguan la costumbre que los reves de Egipto tenían de admitir gente de otras naciones (de Libia, Nubia, semitas) para su servicio personal y el del Estado. También sabemos que, juntamente con sus hijos, educaban a niños de familias distinguidas 3. No es, pues, una cosa imposible lo que la Sagrada Escritura refiere de la educación de Moisés en la corte egipcia; al contrario, concuerda con lo que sabemos del Egipto de

la XVIII dinastía.

#### Huída v vocación de Moisés

(Exod. 2, 11 a 4, 31)

236. Moisés fué instruído en todas las ciencias de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y en obras 4. Cierto día, siendo ya mayor 5, salió a ver a sus hermanos los hebreos y vió la aflicción en que se hallaban; y observando que un egipcio maltrataba a uno de los hebreos sus hermanos, enardecióse en celo por su pueblo. Y habiendo mirado en derredor y no divisando a nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena.

La acción de Moisés, en sí misma considerada, era pecaminosa; pues no tenía poderes que a ello le facultaran. Mas advierten los santos Padres 6 que puede encontrársele cierta disculpa en la inicua opresión y en los malos tratos que los israelitas recibían de los egipcios; pues tal acción era una especie de defensa legítima. Además Moisés mostró aquí sentimientos muy propios de un hombre destinado por Dios para libertador: amor ilimitado hacia su puebio, odio a la injusticia y disposición incondicional a sacrificarlo todo, incluso la vida, por ayudar a los suyos. Hablando de estos sentimientos, dice san Pablo: «Prefirió ser afligido con el pueblo de Dios, a gozar de las delicias pasajeras del pecado; juzgando que el oprobio de Cristo era un tesoro más grande que todas las riquezas de Egipto» 7. A esto se refieren también los santos Padres, cuando suponen que Moisés no obró solamente por propio impulso, sino por inspiración divina : lo cual indicó también san Esteban en estas palabras : «Moisés creyó que sus hermanos se percatarían de que Dios quería procurarles la salvación por su mano: mas ellos no lo advirtieron» 8.

Saliendo Moisés el día siguiente, vió a dos hebreos que reñían; y dijo al que hacía la injuria: «¿Por qué maltratas a tu prójimo?» El hombre respondió: «¿Quién te ha constituído príncipe y juez sobre nos-

Acerca de esta sabiduría, cfr. núm. 123. También Brugsch (Steininschriften und Bibelwort 222) sostiene que estaríamos equivocados, si en las ideas generales de la sabiduría sacerdotal egipcia acerca del concepto purísimo de la divinidad sólo viéramos groseras ideas paganas.

2 Grimme (Althebr. Inschriften vom Sinai 1923, 192 ss.) cree haber descubierto el nombre de Moisés en inscripciones sinaiticas antiguas posteriores al 1500 a. Cr.; sin embargo, habría que comprobar su lectura e interpretación estudiando más detenidamente los originales.

4 Cfr. Erman, Aegypten und ägyptisches Leber² 90 ss.

4 Act. 7, 22. — Poderoso en palabras por la sabiduría y vigor de sus discursos y disposiciones, autique (segun Exod. 4, 10; 6, 12) no tenía facilidad de expresión.

Según Act. 7, 23, tenía 40 años de edad.

Cfr. san Agustín, C. Faus. 1, 22, c. 70; Quaest. 2 in Exod.; santo Tomás, Summa theol. 2, 2, 9, 60, a. 6 ad 2.

Hebr. 11, 24-26. El oprobio de Jesucristo, del Mesías, en concepto de los egipcios, es ser israelita-

Hebr. 11, 24-26. El oprobio de Jesucristo, del Mesías, en concepto de los egipcios, es ser israelita. Pero Moisés lo prefirió a todos los tesoros de los egipcios, porque cen la fen reconoció que Israel era el pueblo escogido, al cual se había prometido el Mesías.

Act. 7, 25.

otros? ¿Acaso quieres matarme, como mataste aver al egipcio?» Temió Moisés y dijo: «¿Cómo se habrá sabido esto?» Súpolo también Faraón y trataba de hacer morir a Moisés, el cual, huyendo de la vista del Rey, fuése a morar en tierra de Madián y se puso a descansar junto a un pozo. Vinieron a la sazón a sacar agua las siete hijas de un sacerdote de Madián, llamado Jetró o Ragüel, y llenados los canales, querían dar de beber a los rebaños de su padre. Sobrevinieron unos pastores y las echaron. Pero saliendo Moisés en defensa de las doncellas, dió de beber a las oveias. Así que volvieron a su casa las doncellas y refirieron a su padre lo ocurrido, díjoles Raguel: «¿Por qué habéis dejado ir a ese hombre? Llamadle v que coma con nosotros».

Vino Moisés v vivió cuarenta años en casa de Jetró . En esta época de su vida tomó por mujer a una de las hijas de Jetró, llamada Séfora, la cual le parió dos hijos; al primero llamó Gersam, pues dijo: «He sido percgrino en tierra extraña»; al segundo Eliezer, pues dijo: «El Dios de

mi padre, protector mío, me libre de las manos de Faraón» 4.

La prolongada permanencia en Madián era, en los designios de Dios, un nuevo y más importante medio para que Moisés se preparara a la gran empresa, después de haberse iniciado en la corte de Faraón en todos los conocimientos de los egipcios. En la soledad del desierto había de ejercitarse en aquellas virtudes que en tal alto grado resplandecieron más tarde en el caudillo del pueblo de Dios: figura de Cristo, que había de pasar treinta años oculto, antes de comenzar la predicación de su doctrina y fundar la Nueva Alianza. — Afirman los críticos modernos que en casa de su suegro adquirió Moisés el conocimiento de Yahve, divinidad de Madián, adorada en el Sinaí, y que de la religión sinaítica sacó la idea del monoteísmo para unificar las tribus israelitas. Mas esta afirmación carece de base, siendo tan escasos los conocimientos que tenemos del país y de las costumbres de los madianitas y mineos. Lo que sabemos de la pretendida religión sinaítica (paganismo árabe antiguo), nos revela un monoteísmo latente (monolatría, culto del sol y de las estrellas), ideas más puras y formas más sencillas que las conocidas hasta entonces por Moisés; y aun sin duda las tribus entre las cuales gobernaba Jetró como sacerdote, debieron de conservar algunas tradiciones y prácticas de la religión de Abraham (del cual descendían, según la Biblia). Moisés encontró, pues, en Madián una escuela religiosa libre de las influencias de la cultura egipcia, donde se conservaban tal vez algunas tradiciones patriarcales más vivas que entre sus hermanos de raza en Egipto. Es evidente que esto pudo influir en su «formación». Pero lo que hizo de él un fundador de religión, como vamos a ver en seguida, fué la revelación divina; la cual no quieren reconocer los críticos, o interpretan a su manera (atentos sólo a sus propias concepciones).

Largo tiempo gimieron los hijos de Israel bajo el peso de una cruel opresión; y elevando por fin sus gritos al cielo, el Señor oyó sus gemidos y acordándose del pacto que hiciera con Abraham, Isaac y Jacob , envióles su auxilio. Ocupábase Moisés en apacentar las ovejas de

Región de la Arabia Pétrca, que se extiende por el norte de la Península de Sinaí hasta el país de allende el Jordán y por el oriente hasta más allá del golfo Elanítico (cfr. núm. 193).
Era a la vez jefe de la familia y príncipe de su tribu, y adoraba, como descendiente de Abraham, al verdadero Dios, como Job, Melquisedec, y otros. De sus dos nombres, Ragüel (amigo de Dios) y Jetró o Jeter, el último era tal vez título de sacerdote y príncipe: el doble nombre de los sacerdotes y príncipes está conforme con la costumbre de los mineos (Landersdorfer en BZF 1II 228).

Cir. Exod. 7, 7.
 Gersam, en hebreo Gerschöm, destierro; de garasch, expulsar. Moisés se da a sí mismo, con dolor de su corazón, el nombre de extranjero, en hebreo gêr. — Eli-czer = Dios es auxilio, expresa, además del dolor, la confianza en el Señor que le salvó de las manos de Faraón, y puede librarle del destierro y tornarle a los suyos.

<sup>5</sup> Cir. Hommel, Die altisraelitische Cherlieferung 86 s. De los nombres Sinaí, desierto de Sin, etc., <sup>3</sup> Cfr. Hommel, Die altisrachtische Uberliefering 80 s. De los nombres Sinai, desierto de Sin, etc., se ha querido deducir que el dios lunar babilónico Sin recibia culto en Madián-Arabia (cfr. el nombre del monte Nebo). No es esto imposible (cfr. Eisler, Kenitische Weihinschriften 66 ss.). Pero Sinai se deriva de Sin, nombre del desierto contiguo, cuyo origen no hay por qué buscarlo en el dios lunar babilónico (König, Geschichte des Reiches Gottes 100).

<sup>8</sup> De lo ocurrido con el becerro de oro (Exad. 32) y de Ezequiel (20, 6 ss.) podemos colegir que los israelitas se habían contagiado de la idolatría egipcia. La opresión contribuyó, como hemos dicho, a separar a los israelitas de todo lo egipcio y despertar la conciencia religiosa. El «haber clamado al

su suegro Jetró. Como guiase una vez su grey a lo interior del desierto, llegó hasta el monte de Dios 1 Horeb. Allí se le apareció el Señor 2 en una llama de fuego, que salía de en medio de una zarza. Viendo Moisés que la zarza ardía y no se consumía, dijo: «Iré a ver esta gran maravilla; cómo es que no se consume la zarza». Pero el Señor le llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Y éste contestó: «Aquí me tienes». «No te acerques acá, prosiguió el Señor; quitate el calzado de los pies 3; porque la tierra que pisas es santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Cubrióse Moisés el rostro; porque no se atrevía a mirar a Dios.

239. Dijole el Señor: «He visto la tribulación de mi pueblo en Egipto, y quiero libertarlo de las manos de los egipcios y llevarlo a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y miel. Ea, pues, quiero enviarte a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo». Replicó Moisés: «¿Quién soy yo, para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?» Y el Señor le contestó: «Yo estaré contigo; y la señal que tendrás de haberte yo enviado, será ésta: cuando habrás sacado a mi pueblo de Egipto, ofrecerás un sacrificio a Dios sobre este monte 4». - Dijo de nuevo Moisés: «Y bien, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les diré?» Respondió el Señor a Moisés: Yo soy el que soy, y añadió: «He aquí lo que dirás a los hijos de Israel: El que es, me ha enviado a vosotros. Yahve, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este nombre tengo yo eternamente, y con éste se hará memoria de mí en toda la serie de las generaciones.

La aparición de Dios en la zarza ardiente fué para Moisés un «acontecimiento religioso» que imprimió a su vida una dirección decisiva, que no entraba en sus cálculos y deseos. Lo que vió, le fué al mismo tiempo significado; recibió comunicaciones y revelaciones de Dios, que no esperaba, a las cuales obedeció, aunque oponiéndose cuanto pudo (cfr. Ierem. 20, 7). Es indudable que se trata, no de un hecho meramente interno y psicológico, sino externo, que excluye toda sospecha de engaño de los sentidos o de propia ilusión. Siendo la vocación de Moisés de tanta trascendencia para la historia del pueblo de Dios, no es posible poner en duda su historicidad. Por lo mismo se esfuerzan los racionalistas en probar que se trata de una leyenda o de un mito, nacido de la confusión de la palabra Sinaí con seneh, zarza, o que el milagro de la zarza no es sino un fuego subterráneo aparecido en la proximidad de un matorral.

Es muy natural que Moisés preguntase por el nombre de Dios. Se trataba de ir a Egipto, país clásico de los nombres de los dioses, y de presentarse no sólo ante sus hermanos los hebreos, sino ante Faraón y sus cortesanos. Debía por consiguiente estar preparado a oír esta pregunta: ¿quién es el Dios que te ha enviado?, ¿cuál es su nombre? En la respuesta de Dios se afirma categóricamente (y la repetición en Exod. 6, 2-8 lo hace resaltar todavía más), que el interlocutor es el mismo que había hablado a los Patriarcas, manifestándoseles como El-Schaddaj (el Omnipotente; cfr. p. 148, nota 1). No se trata, pues, de

Schor» fué un motivo más para que Dios les librase de Egipto, no porque lo mereciesen, sino porque

El lo había prometido. (Cfr. Deut. 9, 5-6; 7, 6-9; 10, 15).

Llámale así el historiador, porque más tarde en una de sus cumbres, en el Sinaí, se apareció el Señor al pueblo de Israel y le dió la Ley. Acerca del lugar de esta aparición v. núm. 282.

Según el texto hebreo (cfr. Act. 7, 30, 53; Gal. 3, 19; Hebr. 2, 2) «el Angel del Señor», es decir,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Según el texto hebreo (cfr. Act. 7, 30, 53; trat. 3, 19; 11eur. 2, 2, 10c. 11.05.

el mismo Dios. Cfr. núm. 153.

<sup>3</sup> En el cálido Oriente el calzado (sandalias) sirve para conservar limpios los pies; quitarse el calzado equivale a quitar la suciedad que se les haya podido adherir; es, por tanto, un símbolo de pureza y respeto. Alegóricamente, representa el abandono de los cuidados y afanes terrenos. Por esto los sacerdotes deben desempeñar su ministerio en el Santuario con los pies descalzos (cfr. Exod. 30, 19).

<sup>4</sup> Como si dijeran: tan cierto como es mi voluntad que ofrezcas en este lugar el sacrificio de la Atlanza que he de concertar con mi pueblo, así lo es que sacarás a mi pueblo de Egipto. El objeto mismo de la liberación será prenda de que aquélla ha de tener cumplimiento. Luego dispone Dios la manera de ofrecer el sacrificio (v. 18; cfr. Exod. 5, 1 ss.; 7, 16; 8, 1 20 ss.; 9, 1 13; 10, 3 7 8 24; el cumolimiento 24. 4 ss.).

una neción distinta de las otras, sino de una denominación, bajo la cual el Dios de los Patriarcas quiere dar a conocer a los israelitas su ser inmutable; de un nombre propio, por el que se distingue de todo lo que en Egipto se adora como dios. La Revelación divina no permite dudar que este nombre Vahve 1 encierra el concepto de Ser, del Eterno e Inmutable; propiamente significa; el que es. era y será (Apoc. 1, 48; cfr. Is. 42, 8). Este concepto de «cl que es» (el viviente) se funda en la raíz misma de la palabra; pero no se desarrolla abstracta y filosóficamente, sino de una manera concreta e intuitiva; vo soy el que soy, el que habló antes a los Patriarcas y quiere ahora cumplir las promesas. El nombre mismo ha de ser, como quien dice, signáculo y prenda; por lo que en adelante será «memoria» (recuerdo) para Israel, es decir: el característico, el inefable (intransferible) y el «santo nombre de Dios» el nombre propio del Dios de la Revelación. Todos los esfuerzos de los racionalistas por explicar su origen se estrellan contra esta interpretación sacada del contexto del relato . No cabe la menor duda del origen hebreo (semítico-arameo) del nombre. Su significación es incontestablemente clara, y no tiene semejante en la historia de las religiones.

240. Revelado su nombre, dió el Señor a Moisés la siguiente orden: «Ve, y junta a los ancianos de Israel, y les dirás: El Señor Dios de vuestros padres se me apareció, diciendo: yo he venido a visitaros 3, y he visto las cosas que os han acontecido en Egipto, y tengo decretado el sacaros de la opresión que padecéis, y trasladaros al país del Cananeo, a una tierra, que mana leche y miel. Y escucharán tu voz, y entrarás tú con los ancianos al Rey de Egipto, y le dirás: Yahve, el Dios de los hebreos, nos ha llamado; hemos de ir camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahve, el Dios nuestro. Ya sé yo que el Rey de Egipto no querrá dejaros ir. Por esto extenderé yo mi brazo, y heriré a los pueblos de Egipto con toda suerte de prodigios; después de lo cual os dejará partir. Haré también que este pueblo halle gracia en los ojos de los egipcios, para que, al partir, no salgáis vacíos; sino pediréis a los egipcios alhajas de plata y oro y vestidos, que llevaréis con vosotros» 4.

Granaticalmente Volve puede ser forma verbal (sel que est o sel que da el sero) o bien substantiva (cel entero de la ratz hayan [haran] = ser, que es afín de varah = vivir). La forma arenta parece baler sida (Ada, Vah, 10. Xo era necesario que la palabra un se neva, y probablemente no la eta; al aplicars. Dios el nombre (tal vez en forma algo distinta de la actual), la palabra adquirió significario especial que antes no present (trimme (Alther), Inscriptor von Sina \$5/8.) cree poder determina en en las inscripciores sinaticas antiguas el rembre de Naha, equivalente al dios egiprio Sabdu = Schaddai, antiguo nombre hebreo de Dios, cfr. Exod. o, 31, que fué adorado especialmente en el Sinar y en Cosen. Pero aunque el nombre l'abre tenga alguna relación docal tal vez) con el antiguo Vaha, la noción divina que ambos representan es tan distinar, que no se puede admitir conexión rotina entre ambos. — El nombre Jehora, tan usado ann hoy, nació de un error. No atreviendose los judios (a causa de Exodo 20, 7) a pronunciar el santo nombre de los, escribían HVII (Tetragrammaton, el nombre de las cuatro 1 tras, también Schem hamm phorasch, el nombre inefable), pero leñan Aldona (Schort) y cuando se introdujeron los signos vocales (Masora; siglo vvvi a. Cr.) pusieron los de esta palabra de bajo del Tetragrammaton. En el siglo Xvi algunos cristianos (Galatino, Lutero, y otros) que no tuvicron esto en cuenta, contenzaron a leer Yehovah, Esta lectura es ciertamente errónea, Segua noticias antiguas (de los santos Padres y traductores de la Biblia), y segua las reglas de la mortología y etimología, la pronunciación verdadera sólo puede ser Yahve (h) o Yahu (abreviadamente Yah o Yo, en especial en composición). Cfr. Hoberg, Genesia XXIV s.; Hetzenauer, Theol. Bibl. 1 347 ss. Hehra, Die biblische and babylonische Gottesidee 214 ss.; especialmente Tirios, Friedrich Delitzsch and serio d'arcinte 
<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Con razon advierte Theis (l. c. 44); el nombre de Yahve ese presenta como distintivo tan original y caract ristico del A. T., que no se comprende por que no se hoy a buscar su origen y significado en el A. T., y por qué, antes que consultar y creer a la Biblia, se prefiere renunciar al conocimiento de lo que es exclusivamente biblico. Cfr. Heves, Der Johreglanhe Israels und die agyptische Religion, en Festscherift, G. von Hertling zum 70 Geburtstag (Kempton 1913).

<sup>\*\*</sup>Cir. Gen. 50, 24; v. núm. 231.

Stendo el mismo Dios, unico y supremo Señer de todas las cosas, quien dio a los israefitas esta orden, confirmândola con los mayores prodigios, fuelga toda otra justificación del hecho. No obstante se puede añadir que fue una compensación per los immuebles que de inban, y por los demás trabalgos a que estuvieron sometidos. No como eschavo o fugitivo, sino como un venecelor triunfante había de salir Israel de la tierra de la esclavitud, cargado de botín: agara de aquél que en la noche de Pascua venció al demonio, le quitó la presa y entiqueció a su Iglesia. Cir. Luc. 11, 22; San Agustín, Quaest. 6 in Exod. y el Exaulte del Sabado Santo.

Replicó Moisés, y dijo: «No me creerán ni oirán mi voz los israelitas, sino dirán: no se te ha aparecido el Señor». Y el Señor le dijo: «Toma tu vara y arrójala en tierra». Arrojóla, y se convirtió en serpiente; y Moisés echó a huir. Dijo entonces el Señor: «Alarga tu mano, y cógela por la cola». Alargó la mano, y la cogió; y la serpiente volvió a ser vara. «Por esta señal, le dijo el Señor, te creerán». Y añadió el Señor: «Mete tu mano en el seno». Y habiéndola metido, la sacó cubierta de lepra, blanca como la nieve. «Vuelve a meter la mano en el seno». Volvió a meterla; al sacarla de nuevo, era semejante a la demás carne. Díjole entonces Dios: «Si no te creyeren ni dieren oídos al primer prodigio, se rendirán al segundo. Y si ni aun a estos dos prodigios dieren crédito ni escucharen tu voz, toma agua del río, y derrámala en tierra, y cuanta sacares del río se tornará en sangre» 1.

241. Moisés le replicó: «Señor, te suplico tengas presente que yo no soy elocuente; antes soy torpe de lengua». Dijole a esto el Señor: «¿Quién hizo la boca del hombre? ¿No fui yo? Anda, pues, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar». — Todavia rehusaba Moisés (con un sentimiento de humildad, al considerar su flaqueza ante empresa tan grande), y dijo al Señor: «Suplícote, Señor, que envies al que has de enviar». Enojado el Señor contra Moisés, dijo: «Aarón, tu hermano, habla bien. Tú le dirás e irás poniendo mis palabras en su boca. Toma también en tu mano esta vara, con la cual has de hacer prodigios».

Despidiéndose de su suegro Jetró, partió Moisés a Egipto 3. Avisado por el Señor, salióle al encuentro su hermano Aarón. Y como se encontrasen en el monte de Dios 4, refirió Moisés a su hermano todas las palabras del Señor. Con esto, fueron juntos a Egipto, y congregaron a los ancianos de Israel. Y Aarón refirió todas las palabras que había dicho el Señor a Moisés; y éste hizo los milagros delante del pueblo. Y el pueblo creyó y adoró al Señor.

Se toma frecuentemente el fuego como imagen de Dios a, pues, por su fuerza, peder iluminador y calorífico y por su energía irresistible, es más propio que ningún otro elemento para representar a Dios, espíritu puro, luz eterna e immensa, suprema majestad, omnipotencia temible y fuente del amor y bendición, que todo lo anima, calienta e ilumina. El fuego en la zarza simboliza, como aquel otro que misteriosamente penetró por entre las víctimas de Abraham a, algo que está relacionado con la situación del pueblo de Dios y con la designación de Moisés para libertarlo. La zarza significa el pueblo de Israel oprimido y humillado; el fuego representa a Dios, que visita a su pueblo con tribulaciones; mas no para destruirlo y consumirlo, sino para conservarlo milagrosamente, purificarlo y glorificarlo.

Todo esto sucede, no por méritos de Israel, sino sólo porque se cumplan las promesas. Por ello existe una relación típico-simbólica al fin para el cual Dios

Estros imágenes expresivas de la misión de Moises, el cual ha de vencer las mortiferas insidias de Estros, llevar al pueble escogido en su regazo como a un niño leproso, y castigar y destruir a Egipto, figurado - el Nilo fertilizador.

Es decir, manda a quien quieras, que no a mí. Los santos Padres ven en estas palabras una alusión al Mestas, como si dijera: Pues que has de mandar al salvador de tu pueblo, enviale ya ahora, y no a mi. Cfr. núm. 224.

Llevo consigo a su mujer y a sus hijos. Como el menor de éstos, por culpa de Sélora, no estuviese circuncidado, salió el Señor al encuentro de Moisés en un descanso del camino, y le amenazó de muerte. No nos da más pormenores la Riblia; tal vez se trate de una enfermedad grava. Entoroces Sélora se apresuró a circuncidar al niño, y llamó a Moisés su exposo de sangre, porque derramando la sangre del niño libro de la muerte al padre, obteniendole segunda vez, por decirlo ast, por marido (Exod. 4, 20-26). Segun otra interpretación, Sélora, dejándose arrastrar de iduas superstichosa, llama a Moisés su esposo de desgracias, es decir: teme para sí y sus hijos muevas calamidades y l- alemadora para regresar a su patria Cfr. ThpMS XX (1909-10) 85 ss. Sea de esto lo que fuere, el suceso fue una providencia de Dios, que dió necasina a que Moisés volviese a los suyos; Selora sólo le lubiera servida de estorbo en tan difícil misión. Después de Bevar a caba la liberación de Istael, quiso verla de naevo, como sucedio. Cfr. Exod. 18, 1 ss. v. nima. 257.

Cfr. Exad. 18, 1 ss.; v. mim. 277.

Cfr. num. 238.

Cfr. Dent. 4, 24; P3. 96, 3; Is. 10, 17; I Ioann. 1, 5.

Gen. 15, 17.

hace tan grandes maravillas, al Mesias, que había de salvar al pueblo más eficazmente que Moisés y a su Madre virginal, auxilio y refugio del pueblo de Dios. En esto se funda la aplicación que algunos santos Padres y la Iglesia hacen del prodigio de la zarza, dándole interpretación simbólica (más bien que típica). San Gregorio de Nisa, entre otros, dice: «Así como esta zarza hace resplandecer el fuego y no se quema, así la Virgen María ha dado al mundo la luz y no ha perdido la virginidad». Y la Iglesia canta en el Oficio de la Virgen: «En la zarza que Moisés vió que no se quemaba, reconocemos tu virginidad digna de todo elogio. ¡Madre de Dios, ruega por nosotros!». Y san Gregorio Magno relaciona el prodigio de la zarza con la Encarnación de Jesucristo, cuando dice: «Ella nos muestra a Aquel que en el fuego de la divinidad quería tomar como zarza nuestra carne sujeta a los dolores y conservar intacta nuestra humana naturaleza en el fuego de la Divinidado.

## Las diez plagas

(Exod. 5, 10)

Entraron Moisés y Aarón 1 a la presencia del Rey y le dijeron: «Esto dice Yahve, el Dios de Israel : deja ir a mi pueblo, a fin de que me ofrezca un sacrificio en el desierto» 2. A lo que respondió Faraón : «¿ Quién es Yahve, para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? Yo no conozco a Yahve, ni dejaré ir a Israel. ¿Cómo es que vosotros, Moisés y Aarón, queréis distraer al pueblo de sus tareas? Marchad a vuestros quehaceres». Y en aquel mismo día dió orden a los sobrestantes de las obras y a los exactores del pueblo, diciendo: «De ningún modo habéis de dar paja al pueblo, como antes, para que haga los ladrillos: que vayan ellos mismos a recogerla; pero les exigiréis la misma cantidad de ladrillos que hasta ahora, sin disminuirles nada; pues están holgando; y por eso vocean, diciendo: vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios».

Los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, porque ellos les habían acarreado nuevas veiaciones. Volvióse Moisés a Dios en su tribulación. Y Dios le dijo: «Yo sov el Señor; intima a Faraón cuanto yo te he mandado. Si os dijere: Haced prodigios, dirás a Aarón: toma tu vara v arrójala a los pies de Faraón; la vara se convertirá en serpiente». Habiéndose, pues, presentado Moisés v Aarón al Rev, Aarón echó la vara en presencia de Faraón y de sus servidores, la cual se convirtió en serpiente 4. Llamó entonces Faraón a los sabios y hechiceros 4, y ellos también, con encantamientos y secretos de su arte, hicieron lo mismo. Arrojaron cada uno de ellos sus varas, las cuales se transformaron en serpientes; pero la vara (esto es, la serpiente) de Aarón devoró las varas (serpientes) de ellos. Espantóse el Rey; pero su corazón siguió tan duro como antes

243. La Sagrada Escritura dice expresamente que los magos de Egipto consiguieron por medio de sus artes secretas hacer lo mismo que Moisés; mas los modernos pretenden que todo esto fué un juego de prestidigitación, por el que conseguían sustituir rápidamente las varas por serpientes. Otros traen a la

tragó las de los hechiceros.

Al frevte de ellos iban Jannes y Mambres (II Ten. 3, 8)

Tenta Moisés 80 años y Aurón 83.

El Señor le había encargado esto entre otras cosas evenum. Ano, Pero aun quería más, a saber, que su pueblo abandonase Egipto para siempre. Faraón no tenta dececho a retener a Israel. Dios le anunció, por medio de Moisés, primero una parte de su voluntad, para facilitarle la obediencia (san Agustín, Quaest. 13 in Exod.), mientras los prodigios le daban a entender que Moisés era verdadero enviado suvo, al cual debía obedecer en tedo. Pero ni siquiera quiso permitir Faraón que saliese Israel a ofrecer el sacrificio. Esto dió lugar a que se manifestase por una parte la tiránica altanería del Rey. y por otra la justicia del castigo divino.

La expressión hebera indica más bien un animal mayor (tannin), tal vez el cocodrilo. Esto se avendría mejor con las circunstancias, y explicaría más fácilmente cómo la «serpiente» de Aarón se

memoria los psilos o encantadores de serpientes , que aun hoy ejercen poder mágico sobre las serpientes; las transforman en «varas», es decir: mediante oresión en la nuca 2 las obligan a ponerse tiesas, rígidas y como muertas. Esta explicación natural repugna al concepto bíblico de la magia: arte secreta con auxilio de los espíritus malos; por ello en el Antiguo Testamento se castigaba la magia con pena de muerte. En nuestro caso no se puede pensar en una explicación natural. Porque, prescindiendo de que los magos deberían haber estado convenientemente preparados para tan especial prestidigitación, los que presenciaban el hecho tenían ojos para distinguir un espectáculo vulgar de prestidigitación, de un milagro, y serpientes rígidas, de varas. Por lo menos, no habrían pasado inadvertidos tales engaños a Moisés y Aarón, interesados en descubrir el embuste. Tampoco había Dios menester de milagros para contender con prácticas más o menos maravillosas de prestidigitación. Según los santos Padres, los magos de Egipto, como sucede en la magia propiamente dicha, mo obraban, con avuda de Satán, milagros propiamente dichos, es decir, cosas superiores a las fuerzas naturales, exclusivas por tanto de la omnipotencia divina; sino sólo cosas que superaban las fuerzas del hombre, y por ello parecían prodigiosas 3. Ora con varas, ora con serpientes, o bien sustituyendo hábilmente unas por otras, aquello fué un embeleco diabólico 1.

- 244. Desde este momento los milagros de Dios se convierten en plagas, que sueron diez, cada vez más espantosas. Fácil es reconocer el objeto v signifiración de las mismas: enseñar a Faraón, que Yahve, en cuyo nombre se presentan Moisés y Aarón, es el Dios omnipotente, ante quien nada pueden los dioses egipcios, el Rey y sus magos. Se trata, pues, de verdaderos milagros, como el relato hace resaltar claramente, y lo atestiguan las alusiones posteriores. Cada una de ellas guarda relación con una propiedad natural del país de Egipto, lo cual las hace más comprensibles. Nada dicen los documentos egipvios acerca de estos hechos, cuya memoria sólo la Sagrada Escritura nos ha conservado; pero sí dan testimonio de las propiedades naturales del país de Egipto, con las cuales guardan relación las plagas bíblicas. — El libro de la Sabiduría habla de las plagas (11, 5 ss.; 16, 1 ss.), y refiere pormenores que no se cuentan en el Exodo. Las diferencias no son contradicciones, ni dan motivo alguno para dudar de la historicidad del relato bíblico. Es posible que el autor del libro de la Sabiduría dispusiera de fuentes que contenían noticias más circunstanciadas que el Pentateuco. Era además muy propio de un libro didáctico, como la Sabiduria, parafrasear el relato, e ilustrarlo con piadosas consideraciones 5.
- Dijo el Señor a Moisés: «Ve a encontrar por la mañana temprano a Faraón, cuando vaya a la orilla del río». Hiciéronlo así Moisés y Aarón; y levantando Áarón la vara, hirió el agua del río a presencia del Rey y de sus criados; y el agua se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el río y éste se corrompió; y hubo sangre en todos los arroyos, lagunas, estanques y vasijas, tanto de madera como de metal. También los hechiceros de los egipcios hicieron una apariencia de algo semejante por medio de sus encantamientos (avudados del demonio). Endureció el Rey su corazón, y regresó a su casa sin escuchar a Moisés. Los egipcios cavaban alrededor del río, por si hallaban agua para beber, y desfallecían de sed 6; mientras los israelitas tenían agua en abundancia.

Como se colige de este relato, todavía quedaba agua del Nilo incorrupta, tal vez la acumulada anteriormente en vasijas, o la que tenían los hebreos para su uso; acaso los magos la sacaron de alguna fuente próxima. El sentido, pues,

Acerca de los psilos de hoy, cfr. Kayser-Roloff, Legypten<sup>3</sup> 236. Leunis, Synopsis I 330 Keppler, Wanderfahrten <sup>3,3</sup> 38. El Salvador y sus apóstoles dicen expresamente que los impíos charán drandes maravillas y Prodigios» y que especialmente el Anticristo obrará «conforme al peder de Satanás». Cfr. Matt. 24, 24; 11 Thess. 2, 8 ss.

Cir. Feldmann en ThG 1909, 178 88; TQS 1905, 275.

<sup>·</sup> Sap. 11, 5 ss.

del texto es este : el agua del Nilo y la de los brazos, canales, lagunas y charcos de agua del Nilo se convirtió en sangre, de suerte que de todas las vasitas de madera o de piedra no salía sino sangre. — Con la palabra sougre parece haber auerido significar la Sagrada Escritura la coloración 1 que presentaba el agua después del prodigio: una coloración rojo-sanguínea, juntamente con una descomposición que la hacía mal oliente o insoportable. El prodigio está relacionado con un fenómeno natural en Egipto 2; pero su carácter milagroso es manifiesto. El Nilo, al comenzar las crecidas a fines de junio o principios de julio (cfr. núm. 205), adquiere color verdoso, y sus aguas apenas se pueden beber durante unos días; a fines de julio se torna de color moreno-rojizo, como de ocre. En el caso de las plagas, el fenómeno sucedió a principios de año, en febrero, no en tiempo de las inundaciones, pues Faraón iba tranquilamente a la orilla del río, los egipcios cavaban también en la orilla en busca de agua, etcétera: la transformación fue repentina y a la voz de Moisés; además el agua se hace imposible de beber, de mal olor y mortal para los peces; tampoco el color es el que los egipcios solían ver, sino un color de sangre, que infundía espanto.

Son notables también las circunstancias siguientes: el río Nilo era adorado por los egipcios como un dios, y sin duda Faraón bajó por la mañana a él para tributarle su diaria adoración<sup>3</sup>. Precisamente en ese sagrado río hace Dios ostentación de su poder, convirtiéndolo por medio de su enviado Moisés en

objeto de horror y espanto.

245. II. Pasaron siete días; y Aarón, por mandato del Señor, extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y salieron fuera ranas que cubrieron toda la tierra de Egipto ; entraron en las casas, en los hornos, en los repuestos de viandas, en los aposentos de dormir y en las mismas camas, tanto en el palacio de Faraón, como en las casas de sus siervos. Lograron también los magos una cosa semejante con sus encantamientos; e hicieron salir ranas sobre la tierra de Egipto, mas luego no pudieron deshacerse de ellas.

Faraón llamó a Moisés y Aarón, y les dijo: «Rogad al Señor que aparte las ranas; que yo dejaré ir a vuestro pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor». Dijo entonces Moisés a Faraón: «Determina tú en qué tiempo he de interceder, para que las ranas sean echadas lejos, y sólo queden en el río». Y Faraón respondió: «Mañana». «Bien está, dijo Moisés; lo haré según pides, para que sepas que ningún (Dios) hay como Yahve, Dios nuestro». Y Moisés clamó al Señor, y el Señor hizo a la mañana siguiente según Moisés se lo pidió. Y murieron todas las ranas de las casas y de las granjas y de los campos; y las juntaron en inmensos montones; con lo que la tierra quedó llena de hediondez. Mas Faraón, viéndose libre del mal, endureció su corazón.

También esta segunda plaga vino del sagrado Nilo, y se relacionó, como la anterior, con un fenómeno natural de Egipto. En el Nilo y en sus charcos existen multitud de ranas, las cuales, al bajar el río después de las inundaciones, suelen extenderse en gran número por la tierra. El prodigio consistió en haber sucedido esto en tiempo desacostumbrado, repentinamente, a la voz de Moisés, y en cantidad extraordinaria; y en haber cesado la plaga también de repente, a la oración de Moisés; de suerte que Faraón, a pesar de las artes de sus magos, reconoció la mano de Dios y recurrió a las oraciones de Moisés.

**246**. III. Al mandato de Dios, extendió Aarón la vara e hirió el polvo de la tierra; hombres y bestias fueron infestados de cinifes. Procuraron también los encantadores con sus héchizos producir mosquitos; mas no pudieron. Y dijeron los encantadores a Faraón: Es el dedo de

(fr. num. 99, 157. Cfr. Exod. 8, 20.

Conta Let 2, 31; alfornese en sangro la lunao, Cir. Apac. 0, 12; 3 ss.; 8, 8; 11, 6.

Seguin el contexto, refierese aqui solamente al tratro de los sucesos: al palacio de Faraón, a la provincia en que está enclavado, al país vecino de Gesen, por tanto al Bajo Egipto; lo mismo significa

Dios 1. Pero el Rev 2 no escuchó a Moisés y Aarón, como el Señor había predicho.

Los cinifes (en hebreo kinnim, en latín scinibles) son pequeños mosquitos. En Egipto, después de la recolección, salen en enorme cantidad de las charcas que, pasadas las inundaciones, quedan en las cercanías del Nilo; su picadura produce comezón muy dolorosa en la piel; penetran por nariz y oídos. Los egipcios solían protegerse de ellos durante el sueño con una red. También este prodigio aconteció en tiempo desacostumbrado, repentinamente y a la voz de Moisés; v además la cantidad de mosquitos fué tan espantosa, que parecía haberse convertido en dañinos cínifes todo el polvo de Egipto y de su fértil campiña,

IV. Estando Faraón por la mañana en el río, mandó Dios a Moisés que le anunciase la cuarta plaga. Moscas de todo género llenaron la casa de Faraón v de sus siervos; todo el país de Egipto quedó inficionado de ellas , con excepción de la tierra de Gesén. Faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: «Id y sacrificad a vuestro Dios, sin salir de esta tierra». «No puede ser eso, replicó Moisés, porque hemos de sacrificar al Señor Dios nuestros animales, cuya inmolación es un sacrilegio para los egipcios. Pues si a su vista matáremos aquellos animales que ellos adoran, nos apedrearán ! Andaremos tres días camino del desierto, y allí ofreceremos sacrificios al Señor Dios nuestro, como nos lo tiene ordenado». Y dijo Faraón: «Yo os dejaré ir al desierto a ofrecer sacrificios a Yahve, vuestro Dios, con tal, empero, que no vayáis más lejos; rogad por mí». Y dijo Moisés: «En saliendo de tu presencia oraré al Señor, y mañana las moscas se alejarán de Faraón, de sus siervos y de su pueblo; pero no quieras engañarme de nuevo, impidiendo que el pueblo vava a adorar a Yahve». Despedido Moisés de Faraón, oró al Señor, el cual cumplió la promesa de Moisés, y arrojó las moscas lejos de Faraón, de sus siervos, y de su pueblo, sin que una tan sólo quedase. Mas endurecióse el corazón de Faraón, de suerte que ni tampoco esta vez dejo salir al pueblo.

La palabra hebrea arob significa propiamente mezcolanza, insectos; las versienes antiguas traducen kynomyia o coenomyia, moscas de perro 5. Esta plaga fué aun peor que las anteriores; porque las moscas perseguían a hombres y animales con furia; les picaban en la piel v especialmente en los párpados v en la región periorbital, produciendo horribles dolores. Laborde las llama «el animal más temible de la creación». La misión de Moisés se limitó esta vez a anunciar al Rev la plaga y el cumplimiento. Desaparece de consiguiente la posibilidad de atribuirla al arte mágica de Moisés v Aarón, puesto que vino directamente de Dios. Israel fué preservado maravillosamente de la plaga, porque mejor reconociese la impotencia de los falsos dioses y la omnipotencia de su Dios. Tan honda impresión produjo este castigo en el ánimo de Faraón, que por un momento accedió a la demanda de Moisés.

248. V. De nuevo dijo Dios a Moisés que intimase a Faraón la orden de salir al pueblo; y si Faraón no accedía, le anunciase para el día siguiente una peste que sólo afligiría a los egipcios. Y efectivamente, murieron los caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas; pero de los animales de los israelitas ni uno siguiera pereció. Y por más que Faraón se enteró de esto, endureció su corazón.

Por orden del Señor, Moisés y Aarón esparcieron ceniza de un

Ora quisieran con estas palabras dar a Dios el honor debido, ora justificar su impotencia para quedar postergados, lo cierto es que en estas insignificantes criaturas fracasó su poder, no permitendo el Señor que en adelante prosperasen sus artes diabólicas.

Moisés y Aarón.
Es decir, hombres y bestias perecieron mediante ellas (cfr. Sap. 16, 0).

Cfr. num. 123 acerca del culto de los animales en Egipto.

<sup>\*</sup> Cir. Ps. 77, 44; 104, 31; Rb. 396.

horno hacia el ciclo, en presencia de Faraón, y resultaron úlceras v tumores apostemados en hombres y animales. Ni los hechiceros podían comparecer delante de Moisés, a causa de las úlceras que padecian. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, el cual tampoco esta vez dió oídos a Moisés y Agrón, como lo había predicho el Scñor a Moisés.

En esta plaga se atribuye el endurecimiento del corazón de Faraón tanto a éste como a Dios. Faraón endureció su corazón por el mal uso de la libertad, obstinándose en su terquedad y soberbia, por más que Dios se esforzó en mover y reducir su voluntad. Dios endureció el corazón de Faraón, no porque quisiera o produjese el endurecimiento — que sólo afirmarlo sería blasfemar de la santidad y justicia divinas —, sino porque abandonó a Faraón a su albedrío, dejándole obrar de modo que todo redundase en gloria de Dios v salvación de su pueblo. Dios se lo había predicho a Moisés a para que ni un instante dudase del poder divino cuando viera la terquedad de Faraón.

249. VII. Y dijo el Señor a Moisés: «Levántate de mañana, preséntate a Faraón y le dirás: esto dice Yahve, el Dios de los hebreos: deja que vaya mi pueblo a ofrecerme sacrificios. Porque esta vez he de enviar todas mis plagas sobre tu corazón y sobre tus siervos y sobre todo tu pueblo, para que sepas que no hay semejante a mí en toda la tierra. Pues extenderé mi mano v te castigaré a ti v a tu pueblo con pestilencia , v serás exterminado de la tierra. Que a este fin te he conservado, para mostrar en ti mi poderio; porque mi nombre sea celebrado en todo el mundo. ¿Y aún tienes tú a mi pueblo, v no quieres dejarle ir? Pues mira, mañana a esta misma hora, haré llover un horrible pedrisco, tal cual nunca se ha visto en Egipto desde que comenzó a ser habitado hasta el presente. Por eso, desde ahora, envía y recoge tus bestias y todo cuanto tienes en el campo; porque hombres y bestias, y todo lo que se hallase al descubierto, y no se hubiese retirado de los campos, en cayendo sobre ellos el pedrisco, perecerá».

Quiénes, temieron a Dios y recogieron en su casa criados y bestias; quiénes, despreciando la palabra del Señor, dejaron en el campo a sus siervos y animales. Dijo, pues, el Señor a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo». Extendió lucgo Moisés la vara hacia el cielo, y el Señor despidió truenos, granizo y centellas, que caían sobre la tierra. Y fué la piedra de tal tamaño, cual nunca se vió antes en toda la tierra de Egipto. Y arrasó el pedrisco toda la verba del campo, y destrozó todos los árboles del país. Hasta el lino y la cebada se perdieron; por cuanto la cebada estaba espigada, y el lino granaba va. Pero el trigo y la espelta no padecieron, por ser tardíos. Sólo en tierra de Gesén, donde moraban los hijos de Israel, no cavó piedra.

Durante la tormenta, envió Faraón a llamar a Moisés y Aarón, y les dijo: «También esta vez he pecado; Yahve es justo; yo y mi pueblo somos impíos. Rogad a Yahve que cesen esos terribles truenos y el pedrisco, para que yo os deje ir; v de ninguna manera os detengáis aquí más tiempo». Respondió Moisés: «En saliendo de la ciudad, alzaré mis manos al Señor, y cesarán los truenos, y no caerá más piedra; para que sepas que la tierra es del Señor. Pero vo conozco que ni tú ni tus siervos teméis todavía al Señor». Despedido Moisés de Faraón, así que salió de la ciudad, alzó las manos al Señor, y cesaron los truenos y el pedrisco; ni una gota de agua cavó sobre la tierra. Pero viendo Faraón que habian cesado la lluvia, la piedra y los truenos, agravó su pecado; se obstinó su corazón y el de sus siervos, y endurecióse más y más, y no dió libertad a los hijos de Israel.

Para significar simbólicamente la inminente plaga de las úlceras y tumores.

Exed. 4, 21 y 7, 3.

Peste, una de las plagas más terribles de Dios, significa en este lugar el conjunto de plagas que aun les aguardaban, hasta la destrucción del ejército en el mar Rojo.

Lo prodigioso de la tormenta consistió en lo horrible de la devastación, en la inmunidad del país de Gesén y en haber acontecido a la voz de Moises. Tan viva impresión causó esto en el ánimo de Faraón, que por primera vez reconoció haber pecado. Empero muy pronto demostró que su arrepentimiento no era sincero. — No son frecuentes las tormentas en el Bajo y Medio Egipto, y acontecen en los meses de diciembre y enero. De la relación de los daños causados se colige que el suceso ocurrió a principios de febrero, cuando la cebada comienza a madurar; a fines del mismo o principios de marzo está ya en sazón; el trigo viene un mes más tarde. Las bestias salen a las praderas de enero a abril 4.

VIII. Fueron Moisés y Aarón por orden de Dios a Faraón, y le diieron : «Esto dice Yahve, Dios de los hebreos : ¿Hasta cuándo rehusarás sujetarte a mí? Deja salir a mi pueblo a ofrecerme sacrificios. Que si prosigues resistiendo, y no quieres soltarle, mañana inundaré tus comarcas de langostas, que cubran la superficie de la tierra, de suerte que nada de ella se vea, y devoren cuanto no hubiese destrozado el pedrisco: porque roerán todas las plantas que brotan en los campos. Y se llenarán de ellas tus casas y las de tus servidores y las de todos los egipcios, en tanta cantidad, cuanta no han visto ni tus padres ni tus abuelos». Con esto volvió las espaldas, y dejó a Faraón. Dijéronle a Faraón sus ministros: Hasta cuándo hemos de padecer esta ruina? Deja ir a esos hombres a ofrecer sacrificios a Yahve, su Dios. ¿No ves cómo está perdido Egipto?» Volvieron, pues, a llamar a Moisés y Aarón ante el Rey, el cual les dijo: «Id, sacrificad a Yahve, vuestro Dios. Mas aquiénes son los que han de ir?» «Hemos de ir, respondió Moisés, con nuestros niños y ancianos, con los hijos e hijas, con nuestras ovejas y ganados mayores; por cuanto es una fiesta solemne del Señor Dios nuestro».

Respondió sarcásticamente Faraón: «Así Dios os guarde, como he de permitiros ir con vuestros niños. ¿Quién puede dudar que procedéis con refinada malicia? No ha de ser así; mas id solamente los hombres y sacrificad al Señor; pues eso es lo que vosotros mismos habéis pedido». Y al punto fueron echados de la presencia de Faraón. Extendió Moisés, por mandato del Señor, la vara sobre la tierra de Egipto; y envió el Señor todo aquel día y aquella noche un viento abrasador (del este), el cual, venida la mañana, trajo langostas. Derramáronse éstas sobre toda la tierra de Egipto y posaron en todos los términos de los egipcios en espantosa multitud ; y cubrieron toda la faz de la tierra, talándolo todo 🐣 Por manera que no quedó absolutamente cosa verde en todo Egipto ni en los árboles, ni en las verbas de la tierra. Por lo cual llamó Faraón a toda prisa a Moisés y Aarón y les dijo: «Pecado he contra Yahve, vuestro Dios, y contra vosotros. Ahora, pues, perdonadme también por esta vez mi pecado, y rogad a Yahve, vuestro Dios, que aparte de mi esta muerte». Salió Moisés de la presencia de Faraón v oró al Señor; el cual hizo soplar del poniente un viento muy recio que, arrebatando las langostas, las arrojó en el mar Rojo, sin que quedase ni una sola en los términos de Egipto 3. Y Faraón endureció su corazón, y no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel.

252. Se trata aquí de la especie *Pachytilus migratorius* (fig. 35) de trece centímetros de largura; plaga terrible, no rara en Oriente y en Egipto. En Egipto las trae el viento del sur o del sudoeste en enjambres o nubes que oscurecen el sol. Allí donde van a parar, cubren varias millas de extensión, y en poco tiempo devoran todo lo verde, la corteza y las raíces de los árboles, haciendo ruido que se oye a gran distancia; penetran a menudo en las casas,

<sup>&#</sup>x27; Acerca de esta plaga cfr. Sap. 16, 16-19.

Acerca de esta plaga cfr. Sap. 16, 9; Gutberlet, Das Buch der Weisheit 410; Heinisch, Das Buch der Weisheit 234.

Es decir: ccc6 por completo la plaga.

y roen la madera; y aun en su retirada son perniciosas, porque dejan los huevos y excrementos de pestilente hedor; el viento las echa al mar, el cual las devuelve muertas a la orilla, y desde allí apestan el aire. En cierta ocasión



Fig. 35. - Pachytilus migratorius

murieron en Numidia 80,000 hombres, de una peste producida por la langosta. Con razón la llama Faraón œsta muerte», y ruega con insistencia que le sea perdonado su pecado. Lo prodigioso está en haber venido la langosta a la voz de Moisés, desde gran distancia, cubriendo todo Egipto — no sólo una faja de tierra, como de ordinario sucede —, y en haber desaparecido también a la voz de Moisés. El profeta Joel describe poéticamente los horrores

de semejante plaga, imagen de las plagas que han de preceder al juicio final 4.

**253.** IX. Extendió Moisés por mandato de Dios su mano hacia el cielo, y al punto se cubrió Egipto de *tinieblas* horrorosas por espacio de tres días. Una persona no veia a otra, ni se podía mover del sitio en que se hallaba; pero dondequiera que habitaban los hijos de Israel, allí había luz.

«No había va fuego, por grande que fuera, que pudiese alumbrarles : ni el claro resplandor de las estrellas podía esclarecer aquella horrenda noche. En aquella oscuridad, todo causaba espanto a las criminales conciencias de los egipcios: el susurro de los vientos, el ímpetu de corrientes caudalosas de agua, el correr de los animales, el alarido de las bestias, la caída de una hoja. Y aun ellos se hacían a sí mismos más insoportables que las tinieblas, las cuales sólo eran imagen de las eternas que les aguardaban. Oían los israelitas las voces de los egipcios, pero sin verlos; y glorificaban al Señor que les libró de tal angustia» 2. También esta plaga se relaciona, al parecer, con un fenómeno natural en Egipto. El (viento) camsin o siroco egipcio, cuando se convierte en huracán (simun), llena el aire de partículas de arena, que llegan a ocultar la luz del sol; el disco solar aparece con un resplandor turbio y tenue. Como quiera que sea, también aquí el fenómeno se produjo de una manera prodigiosa: las tinieblas fueron más terribles y pavorosas que las producidas por el camsin; la tierra de Gesén quedó preservada — por no hablar de otras circunstancias.

254. Estas terribles plagas habían de servir, no sólo para quebrantar la resistencia que Faraón y Egipto oponían al deseo del pueblo de Dios de ofrecer un sacrificio, sino principalmente para mostrar a los pueblos paganos, a la cabeza de los cuales estaba Egipto por su poderío y civilización: 1, que sus divinidades terrenas eran falsas y sus sacerdotes impotentes; por el contrario, el Dios sobrenatural, Señor del cielo y de la tierra, que pone sus leves a la naturaleza, era el único Dios verdadero; 2, que este Dios omnipotente y omnisciente no se sirve de un «ejército de osos y leones» a para humillar a los orgullosos de la tierra que levantan sus cabezas contra El, sino de los más débiles e insignificantes animalitos; 3, que Dios, para mostrar su acabada justicia, castiga generalmente al hombre allí donde más pecó . Con sangre de niños hebreos habían enrojecido el Nilo los egipcios; sangre les dió a beber el Nilo. Adoraban a las serpientes y otros animales despreciables; un ejército de tales animales les mandó Dios en castigo; 4, pero, sobre todo, habían de servir las plagas para librar a los hebreos, tan medrosos y esclavizados hasta entonces, del temor a los ídolos; para levantar su espíritu, infundiéndoles confianza y seguridad en la omnipotencia de Dios, desprecio de los dioses de los

Itael 1, 1; 2, 1; Ipac, 5, 7; cfr. NO 1874, 98 88; III. 1915, 192.
 Ast describe la Sabidura 117, 8 88; 18, 1 88.) lo espantoso de aquellas tinichlas; cfr. Gutberlet L. c. 444 88, 468 88.; Heinisch I. c. 321 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sap. 11, 18. <sup>4</sup> Sap. 11, 17.

egipcios y de sus engañosas artes mágicas, impotentes contra Valve : para prepararlos de esta suerte a servir al Señor y entregarse incondicionalmente a ias divinas disposiciones.

255. Hasta ahora las plagas de Dios habían tocado a los egipcios en sus bienes y haciendas, en sus animales y en su cuerpo. Pero la ferquedad de Faraón atrajo sobre su pueblo un castigo aún más terrible: la muerte Después de las espantosas tinieblas, llamó Faraón a Moisés y Aarón y les dijo: «Id, ofreced sacrificios a Yahve; queden solamente vuestras oveias y ganados mayores». Respondió Moisés: «También nos has de dar bestias y holocaustos que ofrecer a Yahye, nuestro Dios. Los ganados todos han de venir con nosotros: no ha de quedar de ellos ni una pezuña; como que son necesarios para el culto de Yahve, nuestro Dios; mayormente no sabiendo qué es lo que debemos inmolar, hasta que lleguemos al sitio mismo». Y dijo Faraón: «Quitateme de delante, y guardate de comparecer otra vez en mi presencia; el primer día que te presentes, morirás».

Replicó Moisés: «Así se hará, como tú has dicho: no volveré vo a ver tu casa (sin ser llamado). Pero sabe que esto dice Yahve: A la medianoche 1 saldré a recorrer Egipto, y morirán todos los primogénitos en la tierra de los egipcios: desde el primogénito de Faraón, heredero del trono, hasta el primogénito de la esclava, que hace rodar la muela en el molino, v todas las primicias de las bestias. Y se oirá un clamor grande en todo Egipto, cual nunca hubo, ni habrá jamás. Pero entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, no chistará siguiera un perro, para que conozcáis cuán milagrosa distinción hace el Señor entre egipcios y hebreos. Y todos esos servidores tuyos vendrán a mí, y postrados en mi presencia, me suplicarán, diciendo: «Sal tú, v todo el pueblo que está a tus órdenes. Y después de esto, saldremos». É irritado Moisés en extremo, se apartó de Faraón 2.

En lo que sigue de la historia de la salida, es de advertir que el redactor incluye disposiciones legales acerca de la fiesta y significación del cordero pascual, dietadas más tarde por Moisés. Para la salida, preparada con mucha anticipación, bastaban los disposiciones esenciales relativas al cordero pascual; lo demás pertenece a la promulgación de la Lev en el desierto; el Texto Sagrado vuelve a hablar de ello al narrar aquellos sucesos. Lo propio acontece con otros capítulos históricos y legales referentes al viaje por el desierto.

### El cordero pascual y la salida de Egipto

(Exod. 12, 1 a 13, 19)

**256**. Dijo el Señor a Moisés y Aarón : «Este mes ha de ser para vosotros el primero de los meses del año . Decid a todo el pueblo de Israel: El día diez de este mes, tome cada cual (cada jefe de familia) un cordero o cabrito. Y de no haber en alguna familia suficiente número de individuos para comer el cordero, tome a su vecino inmediato con el nú-

más espantoso el castigo.

2 Imagen de la ira divina, que se disponía a aniquilar al rey de Egipto, porque, además de endu-

Hasta entonces el año hebro comenzaba por el equinoccio de otoño (cfr. pág. 117, nota 4); desde anora había de comenzar con el mes de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de tan estra de comenzar con el mes de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la prodigiosa liberación de Egipto, para perpetua memoria de la perpetua de la prodigiosa liberación de Egi tan extraordinario favor divino; el séptimo mes, en el cual caía el equinoccio de primavera, comenzó a ser el mes primero.

No quiere decir el Texto Sagrado que esto sucediese la noche inmediata; en general, entre una y otra plaga pasaron días y aun semanas. La Sagrada Escritura no indica con qué intervalos se sucey otra piaga pasaron dias y aun semanas. La Sagrada Escritura no morca con que miervatos se soci-dieron las plagas. De Exod. 7, 25, no se desprende que de uno atro prodigio transcurriose una semana. Por el contrario, algunas debieron de acaecer muy próximas; otras, en cambio, más separa-das. Creen algunos que, desde la primera entrevista de Moisés con Faraón hasta la salida de Egipto pasó un año entero. Antes de la última plaga se dictaron a los isracilista las prescripciones acerca del cordero pascual. Lo indeterminado de la noche y el repentino cumplimiento de la amenaza hicieron aún más acercater del

mero de personas que sea menester para comerle. El cordero (o cabrito) ha de ser sin defecto, macho y primal. Le guardaréis hasta el día catorce de este mes; en el cual, por la tarde <sup>1</sup> le inmolaréis. Y tomarán de su sangre, y rociarán con un manojito de hisopo <sup>2</sup> los jambas y el dintel de las casas en que le comerán».

Todavía dió el Señor algunas prescripciones acerca del modo de preparar y comer el cordero: «Comeréis aquella noche las carnes asadas al fuego, con panes ácimos y lechugas silvestres. Nada de él comeréis crudo, ni cocido en agua; sino sólo asado al fuego <sup>3</sup>; comeréis cabeza, pies e intestinos. No quedará nada de él para la mañana siguiente. Si sobrase alguna cosa, la quemaréis al fuego. — No quebrantaréis hueso alguno. Ningún extranjero e incircunciso probará de él. — Y le comeréis de esta manera: tendréis ceñidos vuestros lomos, y puesto el calzado en los pies <sup>4</sup>, y un báculo en la mano <sup>5</sup>; y comeréis aprisa; por ser la Fase (esto es, el Paso) <sup>6</sup> del Señor. Porque yo pasaré aquella noche por Egipto, y heriré de muerte a todo primogénito de los egipcios, sin perdonar a hombre ni a bestia; y de los dioses de Egipto <sup>7</sup> yo tomaré venganza. Yo, el Señor. La sangre os servirá como señal en las casas donde estuviereis; pues yo veré la sangre, y pasaré de largo, sin que os toque la plaga exterminadora, cuando yo hiera a Egipto) <sup>8</sup>.

«Este día será memorable para vosotros; y le celebraréis como fiesta del Señor, de generación en generación. Porque ese mismo día sacaré de la tierra de Egipto a vuestro pueblo. Por siete días comeréis pan sin leva-

Schipprelli (Die Astronomie im AT 84), esta expresión significa el momento en que acaba el primer crepusculo (en Palestina, media hora después de la puesta de sol) y comienza el segundo con la aparición del disco lunar; entonces remataba el día, comenzando el siguiente. Más tarde, los judíos tomaron el primer atardecer entre el media día y el ocaso y el segundo a la puesta del sol; de ahí que comenzasen hacia las 3 de la tarde a sacrificar el cordero.

El hisopo bíblico no es el Hyssopus officinalis, que no pertenece a la flora oriental, sino, según



Zuhef Thymus Cephalotus L.) en flor.

Fonk (Streifuge 105 ss.), el Origanum mara L. (familia de las labíaceas). Esta planta alcanza 1 m. de altura; la parte inferior es leñosa, el tallo recto y las ramas rígidas y velludas, y al mismo tiempo muy a propósito para impregnarse de humedad, que devueixen al ser sacudidas. Pero, según Heidet (HL. 1010, 60 ss.) (cir. ibid. 1916, 34 y 80), el hisopo biblico es el Thymus Cephalotus L. (fig. 36), llamado por los árabes suhet (o hezuf), árbol enano de 20-25 cm de altura. Cuádrale a éste lo que dice IH Reg. 4, 53 (crece en las paredes de las rocas) y supone Ioann. 19, 28-30. Esta tupida planta era muy a propósito para los usos rituales del A. T., es decir, para aspetsorio con que rociar la sangre o el agua de la purificación (v. núm. 340). La palabra pasó luego a simbolizar la purificación de las personas y cusas. Véase, por ejemplo, la oración de David penitente: Rociame con el hisopo (es decir, con el agua de la purificación, en la cual se introducía el ramito de hisopo) y seré limpiado; lávame y quedaré blanco como la nievo. (Ps. 50, 9).

A este efecto se le colgaba por dos palos atravesados en forma de cruz.

En casa andaban los israelitas descalzos (cfr. número 238); mas en esta ocasión debían estar preparados para la salida.

\*\*Como la túnica era molesta para largos viajes, se la ceñian con un cinturón: de donde aceñir la cintura» (tos lomos), quiere decir estar listo para marchar; en este sentido dice el Señor: «Tened ceñida vuestra cintura (para el Juicio)» (Luc. 12, 33). También el bastón lormaba parte del equipo necesario para viajar; de ahí que lo cite el Señor como algo casi indispensable, cuardo «mandó a los Doce que no Bevasen nada para el camino, sino un cayado» (Mart. 6, 8).

En hebreo pésach, en griego y latín pas-cha y también passah.

Haciendo ver en ésto, como en los demás castigos, su impotencia e inanidad. Según tradición judía, en aquella noche fueren destruídos todos los ídolos egipcios y derruídos los templos; mas ni en la Sagrada Escritura hay un texto en que apoyarla, ni en parte alguna testimonio que la confirme.

la saguada restriura nay un texto en que apoyana, in en parte aiguna testimono que la controle.

La aspersión de las puertas con saugre supone contenimento del sacrificio explatorion. Si la costumbre de las tribus árabes de poner señales de sangre en casas, animales y hondres (la sangre es para los orientales el aglutinante más firme entre la divinidad y sus adoradores, garantiza la participación en lo divino y asegura contra todo riesgo; así fever en ZDMG 1905, 420), es realmente un elemento de la primitiva religión de los semitas (como lo afirma Curtiss, Ursemit. Religion im Tolksieben des heutigen Orients, 1903), pudiera en ese caso estar relacionada con ella la disposición mosaica, pero con significado nuevo y determinado.

dura: v no se hallará levadura en vuestras casas. Los días primero y séptimo serán santos y festivos 1; ninguna obra servil harcis en ellos, excepto las que atañen a la comida . Y cuando vuestros hijos os pregunten : ¿qué significa este rito?, les responderéis : Esta es la victima del Paso del Señor». — Convocó Moisés a todos los ancianos de Israel. y les comunicó todas estas prescripciones. Al oírlas, postráronse todos y adoraron al Señor: y habiendo salido, hicieron como el Señor había mandado 3

257. Llegó el día catorce. Y he aquí que a la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, hasta el primogénito de la esclava que estaba en cadena, y a todo primer nacido de las bestias. Mas, al ver el Señor las puertas de los israelitas rociadas con la sangre del cordero, pasó de largo no permitió entrar por ellas al Angel Exterminador 4. Entonces se levantó Faraón de noche, y todos sus servidores, y el Egipto todo: y fueron grandes los alaridos en Egipto; porque no había casa en donde no hubiese algún muerto. Y llamando Faraón en aquella misma nocae a Moisés v Aarón, les dijo: «Marchad, v retiraos de mi pueblo, así vosotros como los hijos de Israel. Id y ofreced sacrificios a Yahye, como decis. Llevaos vuestras ovejas y ganados mayores; y antes que os marchéis, bendecidme» . Al mismo tiempo los egipcios estrechaban al pueblo para que saliese prontamente del país, diciendo: «Si no marcháis, pereceremos todos». Y como Dios había predicho, los egipcios dieron de grado a los israelitas alhajas de oro y plata y muchísimos vestidos; de suerte que los israelitas salieron con rico botín. Pusiéronse inmediatamente en camino, según el mandato de Dios, y como no hubiese tiempo de echar levadura a la harina amasada, envolviéronla en los mantos y se la echaron a cuestas. «El tiempo que moraron en Egipto los hijos de Israel fué de 430 años 8. Cumplidos los cuales, salió de Egipto todo el ejército del Señor en el día señalado» (esto es, el día de la Pascua, 14-15 de Nisán), «bien equipado, y distribuídos en ordenados escuadrones».

Moisés, instruído por Dios de todos los pormenores, había tomado las medidas necesarias para que todos sacrificasen el cordero en la misma noche y, preparados, esperasen la señal de partida. La señal pudo haber consistido en fo-

En hebreo: Los días primero y séptimo había asamblea, es decir, culto solemac.
 En sábado no se permitía ni siguiera encender fuego para preparar la comida "Exoå. 16, 25;

<sup>35, 2 -1.</sup> Exod. 12, 21 27 S. En hebreo (destructoro, probablemente uno o algunos de los ángeles buenos, de los cuales se

sirvió Dios para llevar a cabo el castigo. Se les llama (Ps. 77, 40 ss.) «ángeles malo» porque su intervención era mortal para les enemigos de Dies. Cle. Sap. 18, 10 ss.; Gutberlet, Das Buch der Weisheit 482 ss.; Heinisch, Buch der Weisheit 328 se

Con estas ultimas patabras quedaban los israelitas completa e incondicionalmente despedidos.

A propósito de los vasos de plata y oro que llevaron consigo los israelitas, se han cometido varios errores en las versiones, traduciendo, por ejemplo, epedir prestados, epedir fiados, en vez de ademandam, capetecero; edespeiarom, en vez de atomarons. La palabra latina spoliaverant Acgyptios no justifica tales versiones, porque lingüísticamente no significa edespojaro, sino etomar despojos de los egipcioses. closs, y obj tivamente el contexto lo explica en este sentido: «Valve dio gracias al pueblo a los ojos de los egipcios, de suerte que éstos dieron de grado a los israelitas, y así éstos tomaron despojos de los egipcios». Ello concuerda con las instrucciones que en Exod. 3, 21-22 y 11, 2, les dió el Señor (eff. num. 240). Las expresiones del texto hebreo no ofrecen lugar a error; en particular, la palabra que la Tulonta traducto. que la l'algata tradute commodare, en el unico pasaje en que vuelve a salir no significa eprestare, sino edar de gradon II Reg. 1, 28). Para esta cuestión cfr. Reinke, Beitrage III 147. Es, pues, falsa esta interpretación, tan repetida aun en la literatura popular. «Yahve incitó a Israel a sustraer vasijas de constantes de la constante de la consta

esta interpretación, tan repetida aun en la literatura popular, cranve meno a l'acceptade oro y plata a los egipcioss.

Evol. 12, 40. Este dato del original hebreo y de la l'ulgata obedece, sin duda, a algun error textual. Segun la versión griega, los 430 años corresponden a la estancia de los israelitas en Egipto y a la de sus antepasados en Canaán; lo mismo dicen san Pablo (Gal. 3, 16 s.; Act. 13, 20) y Josefo (Ant. 2, 15, 2). Si la estancia de los Patriarcas en Canaán durá 215, 20, saos, solo quedan otros 215 para la de los israelitas en Egipto. Están de acuerdo con esto los cálculos antes apuntados (220 y 233), según los cuales Jacob bajó a Egipto hacia el 1700 y el éxodo y la conquista de Canaán acontecteron en el reinado de Amenofís II (1461-1436). También están en armonía con este número las genealogías, las cuales cuentan seis generaciones, por término medio, desde Leví y demás hijos de Jacob hasta Moisés. Los 400 años de Gen. 15, 13, son de una profecia algún tanto oscura; pere el contexto (cf. y. 16) permite suponer que también en ellos se incluyen los años de la estancia en Canaán.

gatas preparadas con este objeto en determinados lugares del país, las cuales, encendidas unas tras otra, habrían señalado con la velocidad del ravo el momento de emprender la marcha. Partieron, pues, de todas partes por grupos y se concentraron en Socot (véase el mapa de la página 211). Ramesses, de donde salieron los israelitas, designa no sólo la ciudad donde Moisés habló a Faraón, sino toda la tierra de Gesén, Socot o Pitom (núm. 222) conocida de todos los israelitas, fué señalada como lugar de concentración; y a la verdad, por hallarse junto al canal de Seti I y cerca de los estangues de que hacen mención los manuscritos egipcios, por la proximidad de la actual Ismailia, sita a orillas del lago Timsah, al sudeste del país de Gesén, a unos do Kan, de Ramesses (Tanis) era el lugar más indicado para ello. La mayor parte de los israelitas podía llegar allí al día siguiente y los restantes al tercero, pues los más alejados apenas distaban 90 Km. En dicho lugar había agua potable y todo cuanto pudiera necesitar aquella gran multitud. No era de temer resistencia alguna por parte de las autoridades o tropas egipcias, que ni podían ni querían oponerse al provecto, ni aquí ni en parte alguna, habiendo salido los israelitas con permiso expreso de Faraón. acompañados de los votos del pueblo egipcio, y en tan gran número que hubiera sido inútil resistirles

Hablando de la dirección que los expedicionarios tomaron hacia el mar Rojo, dice la Sagrada Escritura: «No guió Dios a los israelitas por el camino del país de los filisteos, que era el más corto 1; no fuera que se arrepintiesen al ver que les movían guerras 2 y se volviesen a Egipto, sino los condujo por el camino del desierto, que está cerca del mar Rojon . Aquí quería Dios castigar a Faraón, cuya mudanza había previsto, y librar de una vez para siempre de sus manos al pueblo escogido.

258. Partieron, por fin, los hijos de Israel de Ramesses a Socot, en número de unos 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Llevaron también consigo los restos de José, como lo habían prometido con juramento sus hermanos 4. También salió con ellos una turba inmensa de gente de toda clase ; ovejas y ganados mayores, y todo género de animales en grandísimo número & Y cocieron en Socot la harina amasada que trajeran de Egipto, e hicieran panes ácimos, cocidos al rescoldo ... Aquí se apareció el Señor a Moisés y le dijo : «Conságrame todo primogénito masculino, tanto de hombres como de animales; pues míos son todos. Pero a los primogénitos varones los rescatarás con dinero.» Comunicó Moisés esta orden al pueblo, y añadió: «Cuando yuestros hijos os preguntaren el día de mañana: ¿Qué significa esto? les responderéis: El Señor nos sacó con brazo fuerte de la tierra de Egipto, matando a todos los primogénitos egipcios (mas a los nuestros perdonó)» 8.

Si el número de hombres que salieron de Egipto era de 600.000, preciso es admitir que la población masculina se elevaba al millón (va que por término medio sólo el 55 % de la humanidad es mayor de 20 años); y suponiendo el número

<sup>1</sup> Hasta el límite, unos 190 Km.; hasta la capital (Gaza), unos 300 Km.

Estaban amenazados por los belicosos filisteos y por Faraón que los perseguía.

Exod. 13, 17 s.

Evod. 13, 19; cfr. 50, 24 s.; v. núm. 230. En hebreo ereb, mezela, amasijo, es decir, hombres de distinta procedencia, extranjeros que estaban al servicio de los israelitas acaso ya antes del éxodo tefr. Deut. 29, 101, especialmente egipcios, a quienes la pobreza había obligado a salir con Israel.

Exod. 15, 38.

Exod. 12, 39.

<sup>\*</sup> Exod. 13, 24 12-16. Las primicias correspondian a Dios; el varón primogénito, como don más noble y excelente, debía ser consagrado y santificado para Dios (cfr. Exod. 22, 20; 34, 19 5.; Lev. 27, 26; pero Dios invoca todavia otra razón; el haber perdonado a los primogénitos hebreos en Egipto cuando el Angel Exterminador degolló a los egipcios (cfr. Exod. 13, 38-s). Los primogénitos israelitas estaban, pues, obligados a consagrarse exclusivamente a Dios. Pero cabía el resente con dinero; y más estaban. tarde separo el Señor para sí en sustitución de los primogénitos a la tribu de Leví, a la cual se pagaba tarde separé el Señor para sí en sustitución de los primogenitos a la tribu de Levi, a la cual se pagnos en adelante el tributo de rescate (5 sielos); a esta tribu quedó encondado evclusivamente el servició divino (Num. 3, 12 s.; 40 ss.; 8, 16 ss.; 18, 15 s.). — Entiéndese por primogénito en sentido citual, según Evod. (5, 12, el primer varón de cada muier, pero en sentido invalim, el primer varón del padre. A éste correspondían la presentación y rescate del niño. La Ley recordaba a los israelitas en todo momento que el pueblo entero, representado en sus primogénitos, era de Dios y estaba obligado al sevidad cidición, y que debra agradecer a Dios el haberte escogido por primogénito entre las naciones, y sacado de Egipto, perdonando a sus primogénitos (más pormenores en num. 297, 323 y 353).

de muieres igual al de varenes, la población total que salió de Egipto pudiera elevarse a dos millones. Dada la extraordinaria propagación de los israelitas en Egipto (Exod. 1, 7, 12), no es imposible que, al cabo de 200 años, su número fuese tan elevado, aun prescindiendo de los cientos de criados y criadas que acompañaron a la familia patriarcal (Gen. 14, 14) y de los extranieros que saleron de Egipto con los israelitas 1. Razones de otra índole hacen dudar de citra tan elevada: la dificultad de movilizar y proveer de víveres a tan enorme multitud, con sus animales, tanto en la salida como en los viajes por el desierto. Y, efectivamente, ciertos datos de la Santa Biblia inducen a sospechar que las cifras actuales no son auténticas. El paso del mar Rojo en una noche sugiere tal sospecha; y en ciertos pasajes se vislumbra una tradición que no se aviene con tan elevadas cifras. Según Exod. 23, 27 ss., quiere Dios ir quitando poco a poco a los hevees, canancos y heteos de la presencia de los israelitas, dando tiempo a que éstos crezcan y puedan ocupar completamente aquel país. Est Deut, 7, se dice que esos y otros pueblos son más numerosos que Israel. De donde no parece aventurado suponer que en fecha posterior se introdujera erróneamente dicha cifra en la Sagrada Escritura. Mas ¿cómo achacar a un cambio casual o a error de copista una cifra que se repite varias veces en la Biblia. como resultado de dos recuentos de las tribus de Israel? (Exod. 38, 26; Núm. 1, 20; 2, 32; 11, 21; 26, 51). Varias son las soluciones que se han propuesto. La de Hummelauer (Comment, in Num. 220-230) consisté en suprimir dos ceros a la cifra coo,coo; con lo que la población rotal se reduce a 250.000. Mas este procedimiento es insostenible. Flinders Petrie da a la palabra hebrea ecleph, milo el sentido de «grupo» (familia). Miketta 2 propone otra solución; admite que las cifras actuales nacieron de haber cambiado de sistema de numeración en los eleph. Si en virtud del sistema sexagesimal suponemos aeleph = 60%. resulta ser 30,000 (en vez de 600,000) el número de hombres capaces de tomar las armas, y la población total, de 100.000 a 120.000, lo cual es más conforme con el dato que leemos en el cántico de Débora (Iudic. 5, 7:40.000 guerreros). Como se ve, no se ha dado hasta el presente una solución satisfactoria.

259. Las prescripciones relativas al cordero pascual y la institución de la fiesta prueban que no se trataba de un banquete ordinario, sino simbólico, del cual solo participaban los miembros del pueblo de Dios, los verdaderos adoradores del Señor. El cordero debía estar en la plenitud de su vigor y no tener defecto alguno, cual convenía al sacrificio de ofrecido a la santidad y grandeza divinas y cuadraba al pueblo de Israel, a cuvos primogénitos sustituía y cuya integridad y santidad representaba. Debía ser victima expiatoria de los pecados de Israel, haciendo al pueblo capaz y digno de la salvación; esto significaba el tociar las puertas con su sangre, con lo cual las casas y las familias quedaban reconciliadas. Debía ser hostia pacífica, pues el banquete era figura de la feliz unión con Dios, en el cual había de encontrar Israel gracia y fuerza para librarse de la esclavitud, llegar al monte de Dios y conseguir las mercedes que en ese monte Dios le deparaba. Debía comerse asado al fuego, porque se purificase y quedase solamente la carne, sin agua u otra sustancia que la impregnara. No debia rompérsele hueso alguno, para que fuera a la mesa como un todo indiviso, como algo santo y perfecto; por lo que no habían de probar de él los que no fueran israelitas 🦫 y nada debía quedar sobrante para uso profano. Las yerbas silvestres representan la dura esclavitud; el pan ácimo recuerda la prisa y ansiedad del momento de partida y la pureza que debe distinguir al pueblo de Dios 6. El comer apresuradamente, el ceñir los lomos, el calzado en los pies y el

Cfr. Padtberg, Menschheitsvermehrung, en StZ 1921, 152 55.

IUSE 111 100.

En los pueblos antiguos, también en Israel, andaban mezclados los sistemas sexagesimal y decimal. En otro tiempo pretendicion algunos socavar la doctrina católica del sacrificio de la Misa, negando al cordere pascual el carácter de sacrificio tast, por ejemplo, Kurtz, Gesch. d. A. B. II (16); pero la expresión asacrificio del Paso del Senora ten hebr. schaj pésaj levahve; cfr. Num. q. (3; Sap. 18, q. s.; Gutherlet, Das Buch der Weishell 477 s.), una serie de disposiciones que sólo convienen al sacrificio y la interpretación que le da el N. L. aplicadolo al sacrificio de Jesucristo (I Cor. 5, 7; cfr. 10, 17 y Inam. 19, 10, 40), no dejan lugar a duda. Cfr. Kath 1871 II 268 ss.

Los extranjeros podían lugar a duda. Cfr. Kath 1871 II 268 ss.

Los extranjeros podían lugarear en el pueblo escogido mediante la circuncisión y así participar del cordero pascual (Exod. 12, 44-48); prueba de que los gentiles no estaban excluídos del pueblo de Dios y de las staban excluídos del pueblo de

Dios y de las divinas promesas tefr. núm. 106 y 108).

En la Sagrada Escritura la levadura es imagen del pecado, que amenaza al espíritu del hombre con la fermentación y putridez. Por eso advierte el Apóstol: «Celebremos la Pascua, no con levadura

báculo en la mano, traen a la memoria el apresuramiento de la salida, e indican que el pueblo escogido ha de estar siempre aparejado a seguir la voz de Dios.

Era, pues, el cordero pascual, como sacrificio, como banquete y en todos sus aspectos, tipo señalado de Jesucristo, de quien recibia el poder expiatorio, y protector. Por lo cual dice el Apóstol san Pablo: «Jesucristo, que es nuestro verdadero y perfecto) cordero pascual, ha sido inmolado (por nosotros) 4. El era el «cordero de Dios (verdaderamente) inmaculado y sin defecto» \*. «que quita los pecados del mundo» 3; El nos libro del poder del Angel Exterminador infernal y de la muerte eterna 4. Fue inmolado el mismo día en que por primera vez se celebró y después, en años sucesivos, se fué conmemorando el sacrificio del cordero. Siendo costumbre quebrantar los huesos de los ajusticiados, no lo hicieron con Jesucristo; en lo cual se cumplió el simbolismo de la orden dada por el Señor de no quebrantárselos al cordero pascual, pues el cordero había de simbolizar la perfección e integridad del cuerpo de Jesucristo, inmolado en la Cruz íntegro e indivisible, como íntegro e indiviso se da a comer en la Eucaristía, aun siendo tantos los que le comen. A lo cual alude san Juan cuando dice: «Esto sucedió para que se cumpliese la Escritura: no le quebrantaréis hueso alguno» 5. Y lo trae a colación san Pablo cuando dice: «El cáliz de bendición que bendecimos, ano es la comunión de la sangre de Cristo?, y el pan que partimos, ¿no es la participación del cuerpo del Señor? Porque todos los que participamos del mismo pan, bien que muchos, venimos a ser un solo ban. un solo cuerpos 6.

### 36. El paso del Mar Rojo

(Exod, 13, 20 a 15, 21)

260. Habiendo salido de Socot los israelitas, acamparon en Etam, que está en la extremidad del desierto. E iba el Señor delante mostrándoles el camino, de día en una columna de nube y por la noche en una columna de fuego s, para ser su guía de día y de noche durante el viaje. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la de fuego por la noche. Era, pues, una señal consoladora de la protección y proximidad de Dios; les señalaba el camino que debían seguir y les indicaba cuándo, dónde y por cuánto tiempo debían acampar.

Según las investigaciones egiptológicas, Etam, en egipcio Chetam, que significa circunvalación, era una cadena de fortificaciones situada al otro lado del istmo de Suez; extendíase desde Pelusium hasta el golfo de Suez en una longitud de 120 Km. (comprendidos los lagos), protegiendo a Egipto contra las invasiones de los pueblos orientales. Llamábase en hebreo Schur o Sur, que quiere decir muro : de ahí que el desierto colindante por el oriente se denomine Étam o Sur. El Etam donde acamparon los israelitas era tal vez una fortaleza impertante de esta cadena de defensas fronterizas, sita en el camino del Sinaí, probablemente junto a la actual Serapeum, 30 Km. al sudeste de Socot. Se explica que en este lugar apareciese la columna por primera vez: hasta aquí los expedicionarios habían caminado en dirección al desierto, preocupados únicamente con librarse del dominio de Faraón; pero aquí recibieron de Dios la orden de regresar a tierra egipcia, a la parte occidental del mar Rojo y de acampar junto a los lagos que están al norte de dicho mar, donde facilmente podía cortarles Faraón la retirada. Ninguna elocuencia humana hubiera sido capaz de persuadir a los jefes de Israel a que siguieran un camino que los llevaba a una

aficja ni con levadura de malicia y de corrupción, sino con los panes ácimos de la sinocridad y de la verdado (1 Cor. 5, 8).

<sup>1</sup> Cor. 5, 7, 1 Pete, 1, 19.

Monur. 1, 20.
Mebr. 2, 14 - San Agostín ve en la aspersión de las puerras con la sangre del Tordero una figura de la Cruz, con la cual se signa el cristiano la frente (De catech, rud. c. 20).

f. Cor. 10, 10-17.

Segun Exod. 14, 19, sel Angel del Señore; cfr. num. 153.

Es decir, en una nube, oscura de día y fuminosa de noche cfr. Exod. 19, 24; Núm. 9, 21).

segura catástrofe. Pero interviene directamente Dios, siendo El mismo guia de

los fugitivos, por medio de la maravillosa v visible aparición.

El «fuego de caravanas», que para señalar el camino solía enarbolarse en un brasero al frente de la comitiva, no explica la columna de nube y fuego. El brasero podía servir muy bien para una caravana; no para una comitiva tan numerosa con sus rebaños y todos sus bienes; ni mucho menos podía servir para asegurar de la protección divina a los israelitas. Es además esta opinión contraria a todos los pasajes bíblicos que hablan de la columna de nube y fuego, según los cuales se trata de un fenómeno maravilloso, espléndido, venido der cielo, signo de la protección y presencia de Dios. Independientemente de la voluntad de los hombres, la columna desciende y se eleva; camina delante de los hebreos; se coloca detrás de ellos como un muro de separación entre egipcios e israelitas, cobija a la comitiva cuando ésta acampa; es oscura de día, ilumina las tinieblas de la noche, o ambas cosas a la vez, como en la noche del paso del mar Rojo; descansa sobre el Tabernáculo, y Dios habla desde ella a Moisés y Aarón 1.

**261.** En Etam habló Dios a Moisés, diciendo: «Di a los hijos de Israel que vuelvan y acampen frente a *Filhahirot*, que está entre Magdalum y el mar, delante de *Beelsefón*; a la vista de este lugar sentaréis el campamento, junto al mar. Porque Faraón va a decir de los hijos de Israel: están estrechados del terreno, y cerrados del desierto. Y vo endureceré su corazón, y os perseguirá: con lo que seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y conocerán los egipcios que yo soy el Señor» <sup>2</sup>. Los israelitas hicieron según el mandato de Dios.

Este cambio de ruta debió de dar a los egipcios la impresión de que los hebreos desconocían por completo el terreno; los expedicionarios habían caído en una trampa (el texto hebreo dice: «perplejos andan ellos en el país, y el desierto les rodea») — tentación verdaderamente irresistible para el Rey de Egipto, de aprovecharse del apuro de los israelitas. Renace su orgullo; ha pasado la impresión espantosa de la muerte de los primogénitos, y su espíritu altanero concibe la idea de vengarse de los israelitas, cosa muy fácil al parecer. Y Dios permite su ceguera (cfr. núm. 248 ss.), porque Faraón, por su indómita arrogancia y tenaz resistencia a la gracia, ha merecido ser un ejemplo de la justicia divina para todos los siglos.

262. Como anunciasen a Faraón que el pueblo iba huyendo \*, trocóse su corazón y el de sus servidores, y dijeron : «. En que pensábamos al soltar a Israel para que dejase de servirnos?» Mandó, pues, el Rey uncir sus caballos a la carroza y tomó consigo a todo su ejército. Y llevó 600 carros escogidos, y todos cuantos había en Egipto \*; su caballería y los capitanes de todo el ejército; y fué en persecución de los israelitas, y dióles alcance en Fihahirot, enfrente de Beelsefón.

Viendo los hijos de Israel en pos de sí a los egipcios, se amedrentaron sobremanera, clamaron al Señor y dijeron a Moisés: «¿Acaso faltaban sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a que muramos en el desierto? Mucho mejor nos era servir a los egipcios que morir en el desierto». Moisés, empero, respondió al pueblo: «No temáis; estad firmes y veréis los prodigios que ha de obrar hoy el Señor, pues esos egipcios

Ps. 79, 10; Sap. 10, 17; 18, 3; Is. 4, 5; I Cor. 10, 1.
Cir. Sap. 10, 1 ss.; Gutberlet, Das Buch der Weisheit 497 ss.

No se figuraba que estuviese todo tan bien preparado y hubiese de acontecer tan rapidamente. Es decir, tedo lo que de momento pudo requir. Por entones los carros de guerra y la caballera constitutam la fuerza principal del ejército egipcio. Se discute todavia si la caballera egipcia es cosa distinta de los guerreros que combatían en los carros. Hasta hoy no se ha descubierto en los manumentos egipcios el jinete en el sentido actual de la palabra, si bien es cierto que las inscripciones hablan del jefe de achallería coma de un personaje muy considerado. Faraón podra reunir pronto y con lacilidad un ejército, porque las fuerzas selían estar concentradas principalmente en el Bajo Egipto, especialmente frente a Arabia y Palestina. También le era fácil alcanzar al pueblo hebreo que escapaba con mujerts y nifos, con grandes rebaños y con todos sus haberes. — Acerca de la milicia egipcia eff. Kayser-Roloff, Aegypten 68; Steindorff, Die Blútezeit des Pharaonenreiches 72 ss.

que ahora estáis viendo, va nunca jamás volveréis a verlos. El Señor peleará por vosotros, y vosotros os estaréis quedos» 1.

263. Y dijo el Señor a Moises : «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú levanta tu vara v extiende tu mano sobre el mar y dividele, para que los hijos de Israel caminen por en medio de él a pie enjuto». En esto, alzándose el Angel de Dios, esto es, la columna de nube que iba delante del ejército de los israelitas, se colocó detrás de ellos 2, entre el campamento de los egipcios y el de los hebros. Y la nube era tan tenebrosa por la parte que daba a los egipcios, que éstos no pudieron llegar a los israelitas en toda la noche; en cambio para Israel hacia clara la noche. Y extendiendo Moisés la mano sobre el mar, abrióle el Señor por el medio; y soplando toda la noche un viento recio y abrasador ?, le dejó seco, y las aguas quedaron divididas. Con lo que los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a derecha e izquierda

Persiguiéronles los egipcios, entrando tras ellos en medio del mar, con toda la caballería del Faraón, sus carros y gente de a caballo 4. Era la vigilia de la mañana ; y he aquí que el Señor, echando una mirada desde la columna de fuego y de nube sobre los escuadrones de los egipcios, hirió a su ejército 6 y trastornó las ruedas de los carros; los cuales caían precipitados al profundo. Por lo que dijeron los egipcios: «Huyamos de Israel, pues Yahve pelea por él contra nosotros». Entonces dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que se reúnan las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y caballos». Hízolo Moisés, y el mar volvió a su sitio al rayar el alba; y huyendo los egipcios, las aguas les cortaron el paso, y el Señor los envolvió en medio de las olas. Vueltas las aguas a su estado normal, anegáronse en ellas los carros y la caballería de todo el ejército de Faraón. Ni uno siguiera se salvó.

Mas los hijos de Israel marcharon por medio del mar enjuto, teniendo las aguas por muro a derecha e izquierda. De esta suerte libró el Señor a Israel aquel día de mano de los egipcios. Y vieron los hebreos en la orilla del mar los cadáveres de los egipcios, y cómo el Señor había descargado sobre ellos su poderosa mano. Con esto temió el pueblo a Dios y crevó al Señor y a su siervo Moisés 7.

**264.** Este espantoso castigo, que aniquiló en un momento el poderío de los egipcios, les imposibilitó por mucho tiempo para molestar a los israelitas en su viaje por el desierto e inspiró a Israel confianza ilimitada en Dios, necesaria para el cumplimiento de la misión que se le confiara. — Sublime y patética, como el castigo mismo, es la descripción que de él hace la santa Biblia; dignos entrambos, castigo y descripción, de los designios que Dios comenzaba a realizar en el pueblo escogido. Exod. 14. 5 ss. (véase núm. 262) hace resaltar la parte que tomó Faraón en la persecución de los israelitas. Pero ni en el relato mismo ni en el cántico de Moisés (véase núm. 268) se dice expresamente que hubiese perecido Faraón. Se ha querido deducir su muerte en el mar del contexto de la narración y del Salmo 135, 15. Se conoce la sepultura y momia de Amenofis II. tenido actualmente por el Faraón del éxodo 8. Del contexto sólo puede deducirse

en el prodigio.

Vosotros admiraréis en paz (en calma) la obra de la divina omnipotencia.

Para protegerlos y defenderlos de Faraón que les seguia de cerca.

El texto hebreo dice un viento de oriente; mas este sopla allí cálido e impetuoso. Los israelitas disponían de unas 7 u 8 horas para el tránsito; suponiendo que el grupo expedicionario tuviese una longitud equivalente a dos horas, aun le quedaban de 5 a 6 horas, tiempo suficiente para pasar el mar, estando todo preparado de antenano, de no ocurrir ningún entorpecimiento (cfr. Exod. 13, 18).

La nube tenebrosa les despistó, y en su ceguedad y en el calor de la persecución no repararon

<sup>\*</sup> La noche se dividía en tres vigilios, y más tarde, desde el tiempo de los romanos, en cuatro; era, por tanto, después de las dos de la madrugada.

\* Con rayos y huracán (cfr. Ps. 76, 18; Sap. 19, 12; Gutberlet, Das Buch der Weisheit 514).

Véase una hermosa descripción del tránsito en Sap. 10, 5 ss.; Gutberlet I. c. 500 ss.; Ps. 70, 16 SS.: 113, 3 SS.: 135. Il SS.

Steinderff, Die Blütezeit des Pharaonenreiches 62 S.

que Faraón mudó de parecer y empleó todo su poderio para reducir a Israel. No parece ajeno al contexto, que él mismo se colocase al frente de su ejército; mas pueden también interpretarse las expresiones bíblicas como las de los historiadores antíguos y modernos, los cuales, al describir las campañas, victorias y derrotas, las atribuyen a los reyes, aun cuando éstos no hayan dirigido en persona la campaña. Y aunque Faraón se encontrase al frente del ejército, todavía no se infiere que se hallase en la división que persiguió a los israelitas en el mar y fué anegada en él. Sólo a ésta se refiere Exod. 14, 28, al decir que no quedó ni un superviviente. Parece además que estas frases (como aquella otra de Exod. 10, 19 al hablar de la desaparición de la langosta) más bien son expresiones populares para significar la destrucción total del poderío egipcio, que datos matemáticamente exactos. No se ve, pues, contradicción alguna ni con los hechos ni en el relato mismo. El Salmo 135, 15 es una alusión poética, que no comprende necesariamente al Rey de Egipto, ni afirma que hubiese perecido en el mar Rojo 2.

265. Acerca dei sitio donde se verificó el paso por el mar Rojo, no están de acuerdo los sabios, a pesar de sus esfuerzos por averiguarlo, pues no se sabe con seguridad la situación de Beelsetón, Fihahirot y Magdalum (Migdol) 4. Mas. como quiera que se conocen con certeza el punto de partida y la dirección de los expedicionarios, no cabe optar sino entre un lugar más al norte o más al sur. Según esto, se han emitido dos hipótesis: la de los Lagos Amargos y la de Suez, Según la última, los israelitas bajaron hasta las montañas de Attaka, atravesando 20-25 Km, al sur del actual Suez un brazo de mar de 20 Km, de anchura y 12-20 m. de profundidad. Está conforme con esto el haber quedado los israelitas como cogidos en una trampa, cuando les perseguían los egipcios a la espalda [en Suez] el enemigo; al oeste la montaña, por cuyos secos y fragosos valles no era posible escapar; delante [al sur y este] el mar). Sólo un milagro podía sacarlos del atolladero. Esta hipótesis tropieza con algunas difi-Jultades: de Etam a Suez hay varios días de marcha; además no hubiera tenido objeto querer seguir un camino que daba un rodeo por la cadena de forti-ticaciones fronterizas. Las cuales, como hemos dicho, llegaban hasta Suez. Apenas difiere de ésta la hipótesis que fija el sitio de paso del mar Rojo un poco más al norte, en las proximidades de Suez (en la antigua Klysma o Kolzum), donde el brazo de mar tiene menos profundidad y es más estrecho 4.

Iniciaron la hipótesis de los Lagos Amargos los ingenieros franceses Lesseps y Lecomte, que trabajaron en la construcción del canal de Suez. Estos creyeron encontrar en la disposición del terreno y en las noticias antiguas acerca de la anchura del istmo de Suez, pruebas seguras de que en tiempo de Moisés el mar Rojo llegaba 70 Km. más arriba que en la actualidad: hasta la actual Serapeum; los israelitas habrían pasado 70 Km. al norte de Suez, por el medio de lo que hoy es el Gran Lago Amargo, que entonces formaba parte del mar Rojo, y tenía 12-15 Km. de anchura y por lo menos 15 m. de profundidad. Esta hipótesis es hoy seguida por la mayor parte de los sabios. Tiene la ventaja de explicar perfectamente la posición de los israelitas y las condiciones naturales del paso, sin anular la necesidad de la intervención divina. Carece de importancia la dificultad que a esta hipótesis oponen una elevación del terreno entre los Lagos Amargos y Suez, llamada Saluf, y el nombre de «mar de Algas» (jam-

Les reves de los imperios no necesitan ocupar en nersona su carro de guerra para castigar a los vasallos reacios en pagar los tributos. Pero el estilo pomposo de los anales suele nombrar al rev como representante del ejército, nun cuando personalmente no haya tomado parte en la guerran (ATAO 347; ibio, 285), y esto, tanto en el antiguo Oriente, como en epocas posteriores.

Hummelauer Comm. in Evod. 3). La expresión «sacudió (e empujó) al mar Rojo», debe entenderse sentido moral: aniquiló su poderío.

Finahirot pudiera ser el Pikcheret egipcio, en el lago Timsah, 5 Km. al sur de Ismailia; en este caso el lugar del paso estaría entre el lago Timsah y los Lagos Amargos (junto a Serapeum). Allá se busca tambien Migdol (torre, castillo), nombre que significa varias cosas. Beelsefón significa aseñor del Nortes, pero no se puede fijar su situación (tal vez un santuario de la cordillera de Attaka). Sólo se puede asegurar que no era desconocido en Egipto el nombre semítico de la divinidad (Baal-zaphon, Balt-samuna) y tenja alli su acidon (Manos-Ra, señor del Norte).

suph), que se da al mar Rojo . Con todo, la hipótesis de los Lagos Amargos no pasa de cierta probabilidad.

266. Más importante que la cuestión topográfica es la del carácter prodigioso del suceso. En este punto, ni el relato bíblico ni las posteriores referencias o alusiones bíblicas dejan lugar a duda <sup>2</sup>. Es superficial y arbitraria la hipótesis de haber podido los israelitas aprovechar la marea baja que hubiera facilitado el paso por algún lugar vadeable. En cualquiera de las dos hipótesis arriba expuestas, las disposiciones naturales del terreno distan muchísimo de poder explicar el hecho.

Ciertamente, en Suez tiene el mar escasa profundidad; bancos de arena se extienden de una a otra ribera, tanto al norte como al sur; la marca es tan fuerte, que en el momento de mínima puede pasarse de un lado al otro, aprovechando los bancos de arena. Soplan a veces fuertes vientos del nordeste, que, reteniendo las aguas, prolongan algún tanto la marea baja : pero también puede acontecer que un violento y repentino olegie sorprenda al incauto pasajero que aprovecha la marca baja para vadear el mar. La bajamar dura seis horas, de las cuales a lo sumo tres son aprovechables para vadear el mar; aun en esas tres horas difícilmente se puede pasar a pie enjuto por los bancos de arena del norte de Suez : por los del sur el agua llega a los hombros en los lugares más profundos que es preciso salvar. Algunos aprovechan estos lugares de fácil paso, especialmente los del norte de Suez; mas nunca las caravanas, aunque de ello resulte una ganancia de tres horas, que cuesta bordear el golfo. Pero las personas que se decidan a atravesarlo, deben calcular con precisión la bajamar, si no quieren arriesgar su vida, como aconteció en 1565 a Furer y Beier, que lo pasaban a pie v en 1799 a Bonaparte, el cual, aunque a caballo, con suma dificultad pudo escapar de las olas '. ¡Larga marea debió de ser aquella que aprovecharon los israelitas: una multitud inmensa de hombres, mujeres y niños con numerosos rebaños y toda clase de impedimenta, atravesando por un suelo desigual, lleno de dificultades y peligros y cubierto en parte de agua! Tan larga, que aun a los egipcios dió tiempo de entrar en el mar en seguimiento de los hebreos; y el corto espacio de media hora fué bastante para anegar a todo el ejército egipcio . Es insensato y absurdo suponer en israelitas y egipcios tal desconocimiento de los fenómenos ordinarios de la naturaleza, como son las mareas y el oleaje de un mar próximo a su país; una ignorancia tan grande, que los israelitas atribuyeran el paso por el mar a un prodigio inaudito; y los egipcios, por el contrario, se echaran en brazos de una muerte segura, pudiendo dar alcance a los israelitas sin correr ningún riesgo, de haber bordeado el golfo con sus carros y caballos.

Tampoco se explica naturalmente el paso por los Lagos Amargos. Los puntos que unen unos lagos con otros o que pudieran servir de vados, son brazos de agua de tal anchura y profundidad, que no pueden atravesarlos las grandes caravanas con sus rebaños. Las palabras del Exodo: «El Señor retiró las aguas a uno y otro lado mediante un viento recio que sopló del este durante toda la noche, dejando el mar en seco», o aquellas otras: «abrió un camino en el mar», en modo alguno indican un fenómeno natural, sino una intervención directa. Todo el proceso lleva el signo de milagro praeter naturam: en un momento determinado y para un fin también determinado interviene una fuerza extraordinaria, que sólo está en manos de Dios. Se puede discutir si las palabras: «Las aguas formaron para ellos un muro a su derecha y a su izquierda» se deben entender en sentido figurado o literal, es decir, si quieren significar que las aguas de uno y otro lado del vado seco formaron un muro de protección contra los posibles ataques por los costados; mas ello no altera el carácter mila-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Clr. Szez pański, Nach Petra und zum Sinai 251 ss.; Lagrange en RB 1900, 63 ss.; Weiss, Buch Exodus 108.

Exedus 108.

Todos las pasajes bíblicos y lugares paralelos relativos al paso del mar Rojo se halían reunidos y criticamente discutidos en la obra citada de Szczepański, 237 ss., y en ZKTh 1908, 230 ss.

Observa Niebahr (Beschreibung von Altarabien 412): «Vo mismo, aprovechando la marca baja.

Observa Niebahr (Beschreibung von Altarabien 412): (Yo mismo, aprovechando la marea haftipasé a caballo el golfo, cerca de Kolzum; los árabes que me acompañaban se hundian en el aguahasta la rodilla; mas la anchura de este acrecife o istmo submarino no parece sea grande. De donde si una caravana llegase a pasar el mar en Kolzum, aprovechando la marea baja, no lo haría sin dificultades y molestías y a pie enjuton.

Robinson, Palastina I as. Explican esto diciendo que el golfo era en aquellos tiempos mucho más ancho y profundo; pero así es más difícil explicar por la marca baja el paso de Israel.

eroso del paso del mar Rojo. Confirman este carácter los lugares paralelos aducidos por la misma Biblia con motivo del paso del Jordán (Ios. 3, 15 ss.: Ps. 113, 3-5), y lo aclaran ciertas noticias acerca del espanto de los cananeos (Ex. 15, 14-16; véase núm. 267; Ios. 2, 9 s.; 9, 9; Iudith 5, 12 ss.). Pasemos por alto el valor histórico que pueda tener la noticia transmitida por Diodoro 1. según la cual los habitantes de aquella costa, los «ictiófagos», conservaban la tradición de haber en cierta ocasión retrocedido maravillosamente el mar, quedando en seco el golfo, y de haber vuelto luego de repente a su prístino estado.

267. Entonces 2 Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico al Señor 3:

"«Cantemos al Señor (Yahve), porque gloriosamente se ha engrandecido: al

caballo y al caballero derribó en el mar.

Mi fortaleza y mi alabanza es el Señor: y para mí ha sido la salud. Este es mi Dios, y le glorificaré: el Dios de mi padre , y le ensalzaré.

El Señor es un varón guerrero: Omnipotente es su nombre.

Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar: sus príncipes escogidos fueron sumergidos en el mar de Algas.

Los abismos los cubrieron: descendieron al profundo, como una piedra.

Tu diestra, oh Señor, ha sido engrandecida en fortaleza: tu diestra, oh Señor, hirió al enemigo.

Con la multitud de tu gloria has derribado a tus adversarios: enviaste tu

ira, que se los tragó como una paja.

Al soplo de tu furor se amontonaron las aguas; paráronse las olas movedi-

zas (como un muro), amontonáronse los abismos en medio del mar.

Dijo el enemigo: los perseguiré y los alcanzaré: repartiré despojos, se hartará mi alma: desenvainaré mi espada, y los matará mi mano.

Sopló tu espíritu, y cubriólos el mar; fueron sumergidos como plomo en

aguas impetuosas.

¿Quién semejante a Ti entre los fuertes?, Señor? ¿Quién excelso y santo como Tú, tan terrible y merecedor de alabanza, tan hacedor de maravillas?

Extendiste tu mano: y se los tragó la tierra.

Con tu misericordia fuiste el caudillo del pueblo que redimiste, lo llevaste

con tu fortaleza a tu santa morada.

Subieron los pueblos y fueron confundidos 6; penetrados de dolor quedaron los habitantes de Filistea.

Entonces fueron conturbados los príncipes de Edom; temblor se apoderó de

los valientes de Moab; quedaron vertos todos los habitadores de Canaán.

Caiga de recio sobre ellos miedo y pavor por la grandeza de tu brazo; queden inmóviles como piedra: hasta que pase tu pueblo, Señor; hasta que pase este tu pueblo, que poseíste.

Los introducirás v los plantarás en el monte de tu heredad?, firmísima morada tuya, que has labrado, Señor; en tu santuario, Señor, que asentaron

tus manos.

El Señor reinará eternamente y más allá.

9 9 y ludith 5, 12 ss.; cfr. núm. 277. Es decir, en esas hermosas montañas que has escogido para tu pueblo, donde habitarás en medio de los tuyos.

Bibl. hist. 3, 39. Probablemente en el lugar que hoy se llama Ayun-Musa (fuente de Moisés), algo más de

<sup>20</sup> Km. al sur de Suez.

\* Us una de las canciones más hermosas, una explosión de estático agradecimiento, penetrada y sublimada por el espíritu profético. Por eso, después de ensalzar al Señor y darle gracias por el estupendo prodígio que acaban de presenciar, pasa en la segunda parte (v. 11 ss.) a predecir la providencia de Dios en el desierto, la derrota de los enemigos de Israel, la toma de posesión de la tierra prometida, Y el establecimiento del Reino de Dios en su pueblo. Se ha observado y reconocido el carácter arcaico de la forma y del fondo, inexplicable si se tratara de una imitación posterior. Pero, recitándose esta canción todos los años en la fiesta commemorativa de la salida de Egipto, posible es que experimentara retoques y adiciones después de la conquista de la tierra prometida. Cfr. Thalhofer, Psalmen<sup>®</sup> 885 ss.: Weiss, Buch Exodus 100 s.

Es decir, de Abraham, o de mis padres.

En hebreo: eEntre los dioses» de Egipto y de otros pueblos, impotentes y vanos: Tú solo eros el Dios, el Omnipotente. Este versículo cierra lo que antecede con una frase entusiasta de loor y gratitud, para dar comienzo a la visión en que Moisés contempla los futuros prodigios del Señor en favor de Israel.

En hebreo: «Oyenlo los pueblos y tiemblam». Es natural que los pueblos vecinos se huberan sobrecogido de espanto al enterarse de tan prodígioso acontecimiento; pero además lo dicen Ios. 2, 9 s.;

# ARABIA PETRAEA ET CHANAAN

tempore reditus Israelitarum ex Aegypto.

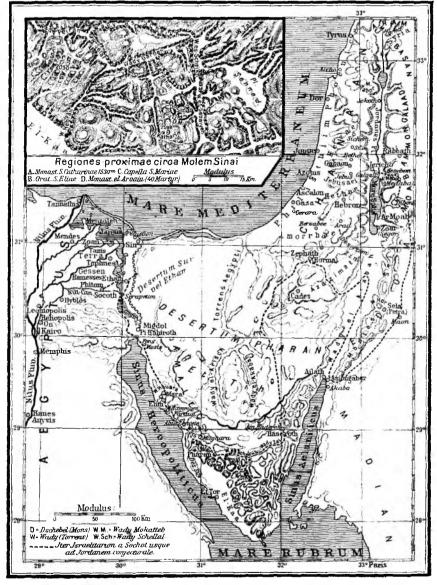

Fig. 37.-Mapa de la Península de Sinaí y de Canaán en tiempo de la salida de Egipto

Porque Faraón entró a caballo en el mar con sus carros y ijnetes: y el Señor revolvió sobre ellos las aguas del mar: mas los hijos de Israel pasaron por medio de él a pie enjuto.»

Y María, la profetisa 1, hermana de Aarón, tomó en su mano un pandero <sup>2</sup>; y salieron en pos de ella todas las mujeres con panderos y danzas <sup>3</sup>. Y ella entonaba 4: «Cantemos himnos al Señor, porque gloriosamente se ha engrandecido: ha precipitado en el mar al caballo y al caballero».

268. No se han hallado testimonios directos que confirmen la estancia de Israel en Egipto y los sucesos de su éxodo. Pero quedan vestigios de una tradición, que bien pudiera estar relacionada con tales sucesos, en ciertas noticias acerca de la expulsión de los Hycsos y de los «leprosos» (extranjeros aborrecidos de los egipcios por motivos religiosos). Para el historiador judío Flavio Josefo, esas noticias están relacionadas con la salida de sus compatriotas. Pero son confusas, contradictorias, y probablemente están influídas por la tradición ju-

día : de sucrte que de ellas no se puede sacar un argumento seguro.

Parece extraño a algunos que los egipcios no molestasen a los israelitas en la Península de Sinaí, sometida a su dominio. Mas la Sagrada Biblia dice expresamente que por orden de Dios los israelitas no llevaron el camino ordinario de Palestina; sino que tomaron la dirección del desierto. Después de la catástrofe del mar Rojo debió de quedar Egipto sin arrestos para perseguir a los gravosos schasu» (tribu nómada asiática). En adelante, la política egipcia hubo de tomar otros derroteros, mientras Israel se apartaba más y más de los confines egipcios y pasaba desapercibido políticamente. De los veintiséis años de reinado de Amerofis II, sólo conocemos una expedición contra Siria 6. Esto no prueba que la Peninsula de Sinaí no estuviese bajo el dominio egipcio ; pues Tutmosis III babía hecho sentir la fuerza de su brazo en las tribus que allí habitaban, y perpetuado su nombre con edificios. También las inscripciones dicen que Amenolis II se consideraba señor de la Península de Sinaí y terminó las construcciones de su padre. Esto no obstante, los vínculos de unión de la Península de Sinaí con el reino de Egipto eran muy flojos; quedaba aquélla a su propia merced, ya porque otros asuntos reclamasen la atención de los egipcios, ya porque Faraon no fuera amigo de empresas militares. Esto ocurría probablemente en el reinado de Amenofis II. De igual modo Ramsés II atacó más tarde con mano fuerte a la Península de Sinaí, mientras que su hijo Merenptah la dejó a su propio arbitrio. «Nunca ejercieron los egipcios un dominio propiamente dicho sobre los pueblos de la península» 8.

El paso por el mar Rojo bajo la protección de la columna de fuego v de nube fué figura del Bautismo: «Porque no debéis ignorar, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de aquella nube, y todos pasaron el mar, y todos fueron bautizados por Moisés en la nube y en el mar» . El mar Rojo es figura del lavado bautismal, enrojecido en cierto modo por la sangre de Cristo 10. La columna de nube representa al Espíritu Santo, que da al agua

Está adornada, como sus hermanos, de extraordinarios dones divinos; cfr. Num. 12, 2; núm. 35% Refierese al pandero o pandereto. Es un arc o bastidor redondo o también triangular o cuadrado, cuyo hueco está cubierto con piel muy lisa y estirada, en el cual hay agujeros con sonajas o cascabeles de metal. Tocábase hiriendo la piel con los dedos; se usaba sobre todo para señalar el ritmo de las danzas y cantos.

danzas y cantos.

I Inubién más tarde vemos que el pueblo se entrega a la danza acompañada de canto e instrumentos, para manifestar su entusiasmo religioso. Las más de las veces danzaban las mujeres y
doncellas, y siempre personas del mismo sexo; eran danzas muy honestas, como en el antiguo Egipto
(fr. Erman, Aegypteni 280 ss.) y aun hoy en Oriente. Las danzas corruptoras e impúdicas, como las
del palacio de Herodes, se introdujeron entre los judíos en la época de la decadencia religiosa y moral,
juntamente con otras costumbres paganas. Cfr. Zehnpfund, Der Tanz bei den Hebráern, en RE XIX,

Es decir: Moisés entonaba la canción para los hombres, y María para las mujeres. Fundados en la frase. «María les replicaba» (a los hombres), entienden algunos que, a ejemplo del Ps. 135, María con su coro de mujeres interrumpía a los hombres, cantando tras cada verso de aquéllos el siguiente estribillo: «Cantemos al Señor», etc.

<sup>\*</sup> Cir. ATAO 342 ss., donde se hallan reunidas todas las noticias referentes a este asunto. Le esencial puede verse también en Weiss, Weltgeschichte I 279 ss.; Lindl, Cyrus 40 44.

\* Strindorff, Die Blütezeit des Pharaconeniches 62.

Miketta, Der Pharao des Auszugs 46.

Miketta, Der Pharao aes Ausings 40.
Dillmann a propósito de Exod. 2, 15.
Cfr. I Cor. 10, 1 88.; Weiss, Messian. Vorbilder 26.
I Cor. 6, 11. Hebr. 10, 19 22. I Ioann. 1, 7; 5, 6. I Petr. 1, 19. Cfr. el Exsultet, la cuarta profecía con la oración y la bendición de la pila bautismal del Sábado Santo.

bautismal la gracia de regenerarnos espiritualmente, y mediante sus inspiracio-

nes nos conduce a la tierra de promision.

Moisés es figura del Redentor, a quien nosotros seguimos como a guía que nos conduce al cielo: su vara representa la Cruz, instrumento de la Redención y signo de nuestra salvación. Luego del paso del mar Rojo, recibieron los judíos el maná y el agua pura de la roca; así también son alimentados y recreados los fieles con pan y bebida sobrenaturales y divinos, con la carne y sangre de lesucristo en el Santísimo Sacramento, María, la hermana de Moisés, es considerada por muchos santos Padres como figura de la Virgen Santísima, por el nombre ! (segun algunos también por la virginidad) : pero muy especialmente por el parentesco con Moises y Aarón y los vínculos con el pueblo de Dios: ella fué quien salvó a Moisés de las aguas, estuvo unida estrechamente con el sumo sacerdote Aarón, como hermana, y fué coadjutora de Moisés en la gran obra de la independencia de su pueblo y en la conducción a la tierra prometida. Profetizó y entonó un magnífico himno triunfal, celebrando el fin de la esclavitud y anunciando las futuras misericordias del Señor; en este himno ye la Iglesia una figura del canto de júbilo por la Redención . La bienaventurada Virgen María está intimamente unida con el Sumo Pontifice eterno, tanto en la obra de la Redención como en la del reparto de sus beneficios; es puestra medianera e intercesora; ella también entonó un magnifico himno triunfal. el Magnificat 4.

### 37. Prodigics en el desierto

(Exod, 15, 22-18, 27)

270. Ya en la ribera oriental del mar Rojo, encontráronse los israelitas con el desierto de Sur o de Etam , y anduvieron tres días por la soledad, sin hallar agua. Dieron por fin con ella; mas no la pudieron beber por ser amarga. Por eso pusieron a aquel sitio un nombre apropiado, llamándole Mara, que quiere decir amargura. Aquí murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: «¿Qué beberemos?» Y Moisés clamó al Señor, el cual le mostró un madero; y habiéndolo echado en las aguas, éstas se endulzaron

En estas tres jornadas hubieron de pasar una planicie de 25 a 30 Km. de anchura: pedregosa, cubierta de arena movediza, sin vegetación, espantosamente desierta y desoladora, bajo un cielo abrasador y sin nubes; a la derecha el mar; a la izquierda, un monte cretáceo, pequeño, pelado. Había ya comenzado el estiaje, y no se encontraba agua en parte alguna. El Mara de la Biblia es tal vez el actual Ain Howara, que aun hoy es la primera fuente que se en-

Ac rea del significado del nombre Miryam = Maria, cfr. Bardenhewer en BSt l 1; Kath 18); l 1515 las sabies no estre de acuerdo. Lo unico clerto es que las etimologías y explicaciones antiguas sestrella del maro, samarquaro, acxeelsa señorao) tienen valor y autoridad de censavos etimologías populares. Frente a Bardenewer ique interpreta Micyam = bien nutrida = hermosa), Zorell deduce el nombre de la raíz espeia mer, mar = amar, unida a una torma secundaria de Vahre (Vam = Vahre 19 de interpreta : da que ama a Dioso o da amada de Dioso (ZKTh 1906, 350 ss.). Por ultimo, termune propone (BZ VII (1904) 245 s.) una etimología sudarabiga, segun la cual Mirvam pudiera significar : oni pariente se el Excelsor, y expresaria una relación con Dios, análoga a la de otras derechemes.

<sup>•</sup> Fundandose et que si mpre se le llama hermana de Moisés y Agrón y no se habla de marido, concluyed sait tregorio de Nyssa, sau Ambrosie y otres laterpretes, que Maria permaneció virgenjos do por el contrario e 1nt. 3, 2, 4), afirma que se casa con Hur, hijo de Caleb (1 Par. 2, 19);
por ablemente se funda en que en el Exolo se haci dos veres mención (17, 10: 24, 14) de este principe
de la tribu de Juda juntamente con Moisés y Agrón.

Cir. man. 267.

de la tribu de Juda inntamente con Moisis y Anren.

Cle Zschokke, Die bibl. Franco (55).

Sone : Journa que la cionem (55).

La quien sostiem (cle tra siname, 8) britien des ETT [28) que Israel salio de Egipto per la ruta de las caravaens que va directamente de Sone a Akadom veras el major y Codes, y que el Sinai es un volcan de 24 con control del sone de 25 caravaens que va directamente de Sone a Akadom veras el major y Codes, y que el Sinai es un tromfiesta aposición con los datos hiblicos y sucumben ante un examen científico. Cle Kittel, Geschichte disa Tolkes Israel [25] 538 57). Finaders Petrie (Fuyl) and France, tota) d'hende decididamente que Israel coderció sus pases al monte Sinai, situado al sur de la positival.

enentra después de Avun Musa, unos 65 Km, al sur; el agua está saturada de sultato de magnesio y no es potable ni para el hombre ni para las bestias. Su conversión en agua potable fué el primer milagro del desierto; sorprende especialmente por lo insignificante del medio con que se llevo a cabo. No cabe explicarlo naturalmente. Bien es verdad que en Éccli. 38, 4-6 se dice no debe el hombre prudente desechar los medicamentos, aunque toda salud viene de Dios, el cual enduizó las aguas con un madero, para que los hombres conociesen la virtud del leño. Quiere decirnos con esto el Eclesiástico que, aun cuando Dios puede curar directamente con su omnipotencia, quiere, no obstante, que el hombre acuda a los medicamentos naturales, como El mismo lo hizo ordenando a Moisés el empleo de un remedio natural, para una obra con la cual quiso mostrar a los hombres su omnipotencia. No existe madera alguna que tenga la virtud de convertir en agua potable una fuente salobre y proveer así a las necesidades de una multitud tan grande de hombres y bestias. Cuáles fueran los designios de Dios al hacer este prodigio, se dice a continuación: «Allí dió el Señor al pueblo preceptos y leyes; y allí le probó, y le dijo: Si escuchares la voz del Señor Dios tuvo, e hicieres lo que es recto delante de El, y obedecieres sus mandamientos, y observares todos sus preceptos, no descargare sobre ti plaga ninguna, de las que he descargado sobre Egipto; porque Yo soy el Señor, que te doy la salud». Esta prodigiosa conversión de las aguas, al principio mismo del dificultoso viaje que habían emprendido, era señal y prenda de que Dios les tenía bajo su especial amparo, y estaba dispuesto a endulzar todas las amarguras con su amor y omnipotencia. El mismo Dios, que castigó a los egipcios por su terquedad, se dispone a proteger y salvar a los israelitas, si quieren ser dóciles. Este primer milagro es, pues, una antitesis de la primera plaga de Egipto, por la cual se corrompieron e hicieren imposibles de beber las aguas del Nilo. En aquel leño ven los santos Padres un símbolo del madero de la Cruz, que endulza las fatigas y amarguras de la peregrinación por este mundo.

271. De Mara pasaron los hijos de Israel a Elim, donde había doce manantiales de agua y setenta palmeras, y acamparon junto a las aguas. No se dice cuánto tiempo permanecieron en Elim. Habiendo salido de allí, llegaron el día 15 del segundo mes, es decir, al mes de salir de Egipto, al desierto de Sin, sito entre Elim y el Monte Sinaí. Y en aquel desierto murmuró el pueblo contra Moisés y Aarón, diciendo: «¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados junto a las ollas de carne, y comíamos pan cuanto queríamos! ¿Por qué nos habéis traído a este desierto, para matar de hambre a toda la gente?»

Créese haber encontrado Elim en el valle de Garandel, 10 Km. al sur de Howara (Mara). Aun hoy es un importantísimo lugar de aprovisionamiento de aguas para los árabes y para los que van al Sinaí: un oasis sombreado por palmeras, tamariscos y acacias. Continuando su camino, hubieron de dirigirse hacia oriente, para rodear un áspero promontorio llamado hoy Ras Hamman Firahun (promontorio de las fuentes termales de Faraón); tras una marcha de diez horas, salvando ásperos declives, llegaron por fin a la costa, donde acamparon. Este es sin duda el «campamento del mar Rojo», del que se hace mención en Num. 33, 10, después del de Elim; estaba probablemente en las inmediaciones del promontorio Abu Zenim, donde se hallaba el mejor puerto de todo el litoral y adonde concurrían los caminos de las minas egipcias de la península sinaítica. De aquí tenían que internarse en el Wadi Schellal (valle de las Cascadas), caminando hacia la región montañosa por entre peñascos imponentes y altísimos, para acampar, tras una marcha de diez horas, en el desierto de Sin, probablemente en el actual Wadi Budra, que está al sur del desierto de Etam v al norte de la sabana costeña el-Kaa de 15-20 Km, de anchura, en la ladera eccidental de las estribaciones del noroeste del Sinaí. Los valles eran cada vez más angostos; los montes más sombríos; y aquel grandioso paisaje montañoso, con sus gargantas estrechas, por las que tenían que pasar apretados, se hacía cada vez más extraño a los israelitas, acostumbrados a las llanuras del Bajo Egipto. Esta marcha fué en extremo penosa; la alimentación era escasa, y las preocupaciones por el descanso y por sus mujeres y niños, indecibles. Entonces

se acordaron de Egipto, donde las fatigas apenas habían sido mayores; pero donde por lo menos contaban con el descanso y la comodidad de la noche. Profunda nostalgia se apoderó de ellos ante este viaje fatigoso y lleno de preocupaciones, en un paraje tan extraño para ellos. Esto explica la murmuración del pueblo, a pesar de los prodigios, y la paciencia que Dios tuvo con la ruindad israelita.

- 272. En lugar de castigarles por aquella falta de confianza, por su desagradecimiento y sublevación, dijo el Señor a Moisés: «Voy a hacer que os llueva pan del cielo; salga el pueblo, y recoja lo que baste para cada dia; mas en el día sexto, recoja cada uno doble, v reserve (para el día siguiente, sábado)». Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: «Esta tarde conoceréis que el Señor es quien os ha sacado de la tierra de Egipto: v mañana veréis el poder de Dios. Esta misma tarde os dará el Señor a comer carnes, y a la mañana, pan, hasta que no queráis más: por cuanto ha oído vuestras queias con que habéis murmurado contra El. Porque aquiénes somos nosotros? Contra el Señor son, y no contra nosotros, vuestras murmuraciones». Dijo también Moisés a Aarón: «Di a todo el pueblo de los hijos de Israel: Venid: presentaos al Señor (en la columna de nube), porque ha oído vuestras murmuraciones». Aun estaba hablando Aarón a toda la muchedumbre de los hijos de Israel, cuando volviendo ellos los ojos hacia el desierto, he aquí que la majestad del Señor se apareció en medio de la nube; y dijo el Señor a Moisés: «He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles : esta tarde comeréis carnes, y a la mañana os hartaréis de pan ; con lo que sabréis que Yo soy el Señor Dios vuestro».
- 273. Llegada, pues, la tarde, vinieron codornices en tanta abundancia, que cubrieron todo el campamento 1; y por la mañana aparecieron los alrededores del campamento cubiertos de rocio; evaporado éste, quedó en el desierto una cosa menuda y blanca como la escarcha. Lo cual visto por los hijos de Israel, se dijeron unos a otros : , Man-hu? Que significa : , Qué es esto? v Moisés les dijo : «Este es el pan que el Señor os ha dado para comer. Ved lo que el Señor os ha ordenado: Recoja de ello cada uno cuanto baste para su sustento; cogeréis, pues, un gomor 2 por persona». Así lo hicieron los hijos de Israel, v recogieron quién más, quién menos. Midiéronlo después con el gomor; ni quien había cogido más por eso tuvo más, ni quien menos recogió tuvo menos, sino cada cual reunió tasadamente aquella porción que podía comer. Debían recogerlo de madrugada, pues en calentando el sol se derretían los granitos. Advirtióles además Moisés: «Ninguno reserve de ello para mañana». Algunos no obedecieron, sino lo reservaron para el día siguiente; pero por la mañana empezó a hervir en gusanos y se pudrió.

Las indicaciones de la santa Biblia, las noticias de la antigüedad, las ruinas de ciudades y los restos de minas egipcias y hornos de fundición, las inscripciones halladas en Wadi Mokatteb y hasta en los valles más apartados, finalmente el comercio secular entre árabes y egipcios nos muestran claramente que la

¹ Todos los años vienen del interior del Africa por la primavera enormes bandadas de codornices que, atravesando Egipto y la Península de Sinaí, van a vivir al norte, de donde regresan por el otoño. Vuelan en grupos apretados y llegan a veces tan rendidas, que se dejan coger con las manos; los muchachos árabes, arrojândoles un palo, matan dos o tres de una vez. El Señor hizo que una de estas bandadas pasara por el campo de los israelitas. Así tuvieron éstos carne para comer, y por la mañana les cayó por vez primera en derredor de sus tiendas el maná que sustiuía al pan. Cír. acerca de las codornices, Sap. 16, 2 ~; Gutherlet, Das Buch der Weishelt 401 s.; Rb 389.

¹ Gomer (hebr. \*Omer.), medida de capacidad = 3,64 litros. Cír. pág. 64, nota 3.

<sup>\*</sup> Gomer (hebr. 'Omer), medida de capacidad = 3,64 litros. Ctr. pág. 64, nota 3.
\* El maná cinia la propiedad de que, secado al fuego, podía triturarse, y, reducido a polyo, servia de manjar en diversas formas (Num. 11, 8); pero hecido por los rayos del sol se derretía al momento. Aprovéchase de esto la Sabidicia (16, 27) para exhortarnos a la oración matutina; «Aquel maná que no podía ser consumido del fuego, calentado al más leve rayo del sol se deshacía; para que supiesen todos que era necesario adelantarse al sol para cantarte tus alabanzas, y darte gracias, joh Señor', y adorarte así que amanece».

península sinaítica estaba en gran parte poblada de árboles, lo cual redundaba en beneficio del clima y de la vegetación de aquel país. No era esta península entonces el triste desierto de hoy, en el cual sólo algunos valles recuerdan lo que fué en otro tiempo: era un país alpino, exuberante, capaz de alimentar y dar agua en abundancia a los numerosos rebaños de Israel, especialmente en la meseta que rodea al Sinaí. Estos rebaños suministraban a los expedicionarios leche, carne, lana, cuero, etc., de suerte que durante cuarenta años no necesitaron llevar vestidos y calzados rotos (Deut. 8, 4). Sin duda entonces, como hoy, carecían de cereales los peninsulares; pero los comerciantes extranjeros venían a determinados lugares a ofrecérselos. No faltan oasis y anchos valles (por eiemplo. la meseta de Cades), propios para el cultivo, donde todavía hoy los beduinos cultivan huertas, siembran y recogen cereales. Aun así debió de escasear v ser muy difícil el mantenimiento de un pueblo tan numeroso. Se habría tenido que buscar praderas para los rebaños y restringir la matanza de animales: además las circunstancias exteriores eran aún menos favorables que en el mismo Sinaí. Los israelitas no vivían exclusivamente del maná (las codornices fueron un regalo transitorio), mas tampoco podían pasar sin este maravilloso pan del cielo; por lo cual les fué concedido hasta que llegaron a Canaán y se alimentaron por primera vez de los frutos de la tierra. Cada uno recogía por las mañanas tanto maná cuanto necesitaba para sí v su familia: un gomor por cabeza, por término medio, de suerte que cada cual recibía su parte, y el débil no era perjudicado por el fuerte; y así quedaba cerrada la puerta del egoísmo (cfr. II Cor. 8, 15). No es necesario admitir un milagro, pues posible es que estuviese intervenida la repartición del maná. No estaba permitido recoger mayor cantidad que la necesaria para el día. Con esto quiso Dios enseñar a los israelitas, que en todo momento dependían, como niños, de su bondad paternal, vique debían contentarse con lo necesario para el día, como enseñó más tarde en la oración dominical: «el pan nuestro de cada día dánosle hoy». Quiso al mismo tiempo llamarles la atención sobre el milagro que sucedió con el maná recogido para el sábado, y confirmarles con ello en el respeto a la santidad del día del Señor.

274. El día sexto se recogió doble cantidad, es a saber, dos medidas de gomor por cabeza. De lo cual vinieron a dar cuenta a Moisés todos los príncipes del nueblo. Y él les dijo: «Esto es lo que tiene ordenado el Señor: mañana es el día de sábado del Señor; haced, pues, hoy todo lo que tengáis que hacer, y coced lo que hava de cocerse (hoy como los demás días); todo lo que sobrare, guardadlo para mañana». Hiciéronlo como Moisés lo había mandado, y el maná no se perdió; ni se halló en él gusano alguno. Dijo entonces Moisés: «Este lo comeréis hoy; porque siendo el sábado del Señor, hoy no le habrá en el campo.» No obstante, salieron algunos a recogerlo, mas nada hallaron. Por lo cual, dijo el Señor a Moisés: «: Hasta cuándo habéis de ser rebeldes a mis mandamientos y a mi Ley? Considerad que el Señor os ha encargado la observancia del sábado: v por eso el sexto día se os da doblado alimento: estése cada cual en su tienda, ninguno salga fuera el día séptimo». Y observó el pueblo el descanso del día séptimo 1.

Israel llamó aquel manjar man o manna; era blanco, del tamaño de la simiente del cilantro , v su sabor como de torta amasada con miel . Por orden

<sup>1</sup> Durante la esclavitud, fácil es que hubiese caído en desuso entre los israelitas la fiesta del sábado (cfr. núm 208); mas ya no había ahora quien se lo estorbase. Por eso aquí se les inculca de nuevo el precepto, mientras el beneficio del manjar celestial les enseñaba que uno de sólo pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios» (Deut. 8, 3). La fiesta del sábado fué en adelante la señal de la libertad, el recuerdo de la liberación de la servidumbre egipcia (cfr. núm. 49).

la señal de la libertad, el recuerdo de la liberación de la servidumbre egipcia (cfr. núm. 40).

Le l'ilantro es una hierba que de Oriente ha venido a entiquecer la flora europea; se usa como condimento y medicina; su simiente es clipsaidal, con rayas de color pardo amarillento. El maná se le parecía en la forma; pero era blanco «como el bedelio» (Nrm. 1), 7, y Gen. 2, 12; cfr. página 85, nota 85, que es una resina blanquecina, transparente y aromática, que exuda el Búlsamea Roxburghi, árbol muy común en Arabia y países circunvecinos. Cfr. Hagen en LB 1 583; Rb 434.

Le libro de la Sabiduría pondera el sabor del maná con estas palabras; «Allimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles, y le suministraste del ciclo un pan aparejado sin fatiga, el cual contenía en sí todo deleite y la suavidad de todos los sabores» (16, 20). El versículo siguiente explica cómo deba entenderse esto, cuando nos dice que el maná demostraba la dulcedumbre de Dios, es decir, recordaba su mansedumbre y amor, pero al miemo tiennos, según el gusto de cada uno, adquiría cualquier otro

su mansedumbre y amor, pero al miemo tiempo, según el gusto de cada uno, adquirta cualquier otro sabor (de la dulzura divina), es decir, tenía la vistud de evocar la omnipotencia, sabiduría y fidelidad divinas. Cfr. Feldmann en ThG 1999, 180 ss.; Heinisch, Buch der Weisheit 313 s.

del Señor dijo Moises a Aarón: «Tema un vaso 1 y echa en el todo el mana que pueda caber en un gemor, y colócalo delante del Señor, para que se conserve en vuestra posteridad, y las futuras generaciones conozcan el pan con que os alimenté en el desierto, después que os saqué de Egipto». Aarón lo puso en el Tabernáculo, para que se conservase. Y los hijos de Israel comieron maná por espacio de cuarenta años, hasta que llegaron a los confines de la tierra de Canaán 2.

- 275. Habiendo partido los israelistas del desierto de Sin en dirección al monte Sinai, después de varias estaciones acamparon en Rafidim. donde no tuvo el pueblo agua que beber. Levantando el grito contra Moisés, dijeron los israelitas: «Danos agua para beber». Moisés les respondió: «¿Por qué os amotináis contra mí? ¿Cómo es que tentáis al Señor? 4» Mas el pueblo, hallándose acosado de la sed y sin agua, murmuró contra Moisés diciendo: «¿Por qué nos has hecho salir de Egipto, para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos y ganados?» Clamó entonces Moisés al Señor, y le dijo : «¿ Qué haré vo con este pueblo? Falta ya poco para que me apedree». Dijo el Señor a Moisés : «Adelántate al pueblo, llevando contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con que heriste el Nilo, y vete hasta la peña de Horeb 🔭 que Yo estaré allí, delante de ti; y herirás la peña, y brotará de ella agua para beber el pueblo». Hízolo así Moisés, en presencia de los ancianos de Israel; y puso a este lugar el nombre de «tentación» 6, porque allí se quejaron los hijos de Israel y tentaron al Señor diciendo: «¿Está o no está con nosotros el Señor?»
- 276. Después que los israelitas salieron de Rafidim y fueron un buen trecho por caminos embarazosos, sobrevinieron los amalecitas 7, y atacaron de sorpresa la retaguardia hebrea; y sin temor alguno de Dios, mataron a los que, fatigados del camino, se encontraban descansando. Dijo entonces Moisés a Josué: «Escoge hombres de valor, y ve a pelear contra ios amalecitas. Mañana vo estaré en la cima del monte, teniendo la vara de Dios en mi mano» . Hizo Josué lo que Moisés había dicho, y trabó

Por qué duddis de su socorro?

Es decir, al monte Horeb, pues hasta el pie de esta montaña había una jornada (Exod. 19, 2).

En hebreo Massah y Moribah, es decir, tentación y altercado.

De los analectius fon asirio Melucha = habitantes del país de la malaquita se hace mención

De ero, como tedo lo del Santuario (efr. núm. 300; Exod. 25, 29 ss.; 37, 1 ss.; Hebr. 9, 4). Es posible que se refiera al Tabernáculo de la «reunión» (Exod. 33, 7 ss.). Pero también puede ser que Dios hubiese dado esta orden más tarde, después de instalado el Tabernáculo mosaico y depositado «el testimonió», o sea, las tablas de la Ley, en el Nancta Sanctorum, por tanto el año siguiente, o tal vez al terminar los 40 años, como dan a entender las palabras que siguen. Pero Moises interculo qui esta orden, por reunir en un mismo lugar todo lo tocante al maná. Para más pormenores acerca del maná, v. num. 278.

Num. 33, 12 13, menciona Daphka y Alus. Daphka es tal vez el t-maphka egipcio, es decir, el país de la esmeralda, yacimiento de las antiguas minas egipcias de turquesa y cobre en Wadi Magara, a una jornada de la anterior estación, en el desierto de Sin; alli encontraron agua en abundancia. Safiendo del Wadi Magara en dirección al mediodía, entraron en el Wadi Mekatteb tes decir, valle de las inscripciones, v. num. 276), donde el verdor del paísaje recreó sus ojos; a la terminación de este 3 alle se halla Alus, distante 15-20 Km. de Daphka, Rafidim, distante otro tanto de Daphka, estaba Stuado al conienzo del desierto y pelado ll'adi Firan o Faran, que empalma con el Wadi Mokatteb y está próximo al desierto del Sinai. Cfr. III. 1904, 37

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De los amalecitas (en asírio Melucha = habitantes del pars de la malaquita) se hace mencion en Gen. 14, 7, Ya a mediados del tercer milenacio a. Cr., tenían relaciones comerciales con los babilonios; el rey Gudea de Lagasch (2000-2500) les compraba pérfido, madera (usu) y otras materias, (Cfr. E. Meyer, Geschichte des Iltertunis I 527). Vivian al sur de Canaán y en la costa occidental de la Penísula de Sinat. (Cfr. Eister, Kenitische Weibinschriften S. notra 4). Trambién más tarde se comportaron como enemigos mortales de los israelitas, al lado de los madianitas, anunonitas, moabitas e idumeas). El objeto del ataque de los amalecitas era también cortar el paso por su país a los hebros impedir el aprovechamiento de los pastos y la ocupación del hermiso oasis de la parte superior de se valle; pero en Israel combattan principalmente al pueblo de Dies. Por eso se les llama (Yunn. 24). ste valle; pero en Israel combattan principalmente al pueblo de Dies. Per eso se les llama (Num. 24), 20; cfr. mam. 382) oprimicias de los gentileso, es decir, los primeros que disputaron al pueblo escogido la hercucia que Dios les divra; de aqui su decrota de manera tan misteriosa, más con los armas de la matera que ton la espada, y de aqui el encargo que dio el Señor a Espel de no rábvidar la sorpresa de los amalecitas, sino de continuar la guerra de Dios contra Amalec de generación en generación y hasta la ruma completa tetr. Dent. 25, 17-8; (1 Reg. 15, 2).

El naque ocurrio por la tarde, de suerte que la noche puso término a la lucha. Sin embargo, era de precer que por la manhan siguiente se renovara la pelea. Los enemigos habían tomado excelentes posiciones. Mientras Israel ocupaba la llanura, donde podía desplegar todas sus fuerzas, no prevalecían

combate con Amalec. Entre tanto subió Moisés con Aarón y Hur ha ha cima del monte. Y cuando Moises, orando , alzaba las manos, veneix Israel; mas si las bajaba un poco, Amalec tenía ventaja. Ya los brazos de Moises estaban cansados; por lo que, tomando Aarón y Hur un piedra. pusiéronla debajo, v sentóse Moisés en ella ; v Aarón de una parte, v Hur de la otra, le sostenían los brazos; los cuales permanecieron alzados hasta que se puso el sol. Josué derrotó a Amalec, y pasó a cuchillo a su gente.

Después de esta victoria, dijo el Señor a Moisés: «Escribe esto para memoria en el libro; y adviérteselo a Josué; porque Yo he de borrar de debaio del cielo la memoria de Amalec» 3. Y en acción de gracias por tan señalada victoria, edificó Moisés un altar al Señor, ponjéndole por nombre: El Señor es mi bandera, y diciendo: «Ciertamente que la mano del Señor se extenderá desde su solio contra Amalec, y guerra del Señor ha-

brá contra Amalec de generación en generación».

277. Como hubiese oído Jetró, suegro de Moisés, todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y como el Señor le había sacado de Egipto, tomó a Séfora, mujer de Moisés y a los dos hijos de éste, y vino a encontrar a su verno en el desierto . Habiendo oído Moisés la noticia de su venida, salió a recibirle, hízole profunda reverencia y le besó; ambos se saludaron con palabras afectuosas. Y así que hubieron entrado en el pabellón, contó Moisés a su suegro todos los prodigios que había hecho el Señor contra Faraón y los egipcios, y todos los trabajos del viaje v cómo el Señor les había librado. Alegróse Jetró en sumo grado y dijo: «Bendito sea Yahve, que os ha librado de las manos de los egipcios y de las manos de Faraón, y ha sacado a su pueblo del poder de Egipto. Ahora conozco que Yahve es grande sobre todos los dioses». Ofreció, pues, Jetró holocaustos y hostias al Señor; y fueron Aarón y los ancianos de Israel a comer con él en la presencia de Dios.

Al día siguiente, observando Jetró que Moisés estaba todo el día ocupado, como representante de Dios, en despachar las causas del pueblo, dijo: «No haces bien en eso; con trabajo tan improbo te consumes tú y no llegas a dar satisfacción al pueblo; es empeño superior a tus fuerzas; no podrás sobrellevarlo tú solo. Escucha, pues, mis palabras y consejos, y Dios será contigo para avudarte a ponerlos por obra. Sé tú medianero de' pueblo en las cosas que tocan a Dios, presentándole las súplicas que se le hacen, y enseñando al pueblo las ceremonias y los ritos del culto divino y el camino que debe seguir, y las obras que debe practicar. Para lo demás, escoge de todo el pueblo sujetos de firmeza y temerosos de Dios, amantes de la verdad y enemigos de la avaricia; y de ellos, establece tribunos (sobre 1.000), centuriones (sobre 100) y cabos de cincuenta personas y de diez; los cuales sean jueces del pueblo continuamente. Y si ocurre alguna cosa grave, remitanla a ti, sentenciando ellos las de menos importancia. Pareció bien el consejo a Moisés, el cual lo propuso al pueblo. Y oída la aprobación de éste, escogió hombres prudentes y experimentados de entre los cabezas de las tribus, y los constituyó jueces y prepósitos, tribunos, centuriones y cubos, dándoles este mandato: «Juzgad según justicia, ora sean ciudadanos, ora extranjeros; del mismo modo oiréis

h cumplio Saul per mandato del Señer terr, núm, 42 883h

Cerca de Rafidim, en la parte superior del Wadi Firan, en un paraje ameno, donde los hebross habian acampado para descansar, después de la victoria sobre los amalecitas. — Acerca de la mujer y de los hijos de Moisés cfr. núms. 237 y 241.

los erentigos. Hubberen, per tanto, de dejarlo libre el paso por sus enortañas para caer sobre el de improviso en algun destiladero y aniquilarlo o rechazarlo.

Un hijo de Caleb, que gozaba de la contianza de Moi és y dei pueblo. (Cfr. núm. 1867).

Indith 4, 13-

La Josné, por consiguiente, estaba ya escogido para sue der a Moisés; para robustecer su crema zo. Moises le enseña que el secreto de la victoria esta siempre en la oración perseverante. La obligacione de aniquitar a Amalec incumbra a Israel, mientras la dejaran en paz sus enemigos; 400 años nos carde

al pequeño que al grande. Ni guardaréis miramiento a nadie; pues que vosotros sois jueces en lugar de Dios. Mas si alguna cosa difícil os ocurriere, dadme parte a mí, y yo determinaré» 1. Después de esto, despidióse letro de Moisés, y regresó a su casa 2.

278. Todo cuanto la santa Biblia dice del maná, indica que se trata de un manjar milagroso y sobrenatural. Para explicarlo naturalmente se ha recurrido al tamarisco, arbusto que crece especialmente en el Sinaí y lugares circunyccinos, y aun hoy en día produce maná . Mas precisamente este maná de tamarisco o de taray demuestra que el que disfrutaron los israelitas era de origen sobrenatural. El taray exuda en junio y julio por sus ramas tiernas una sustancia semejante a la resina; esta sustancia se endurece con el fresco de la noche y cae al suelo en forma de pequeños granos de color amarillento, a veces blanco, que se recoge antes de salir el sol, porque al calor de los rayos solares se derrite. Es abundante en años de lluvia, mientras que en otros apenas se produce. Tiene aspecto de la goma, gusto dulce que sabe a miel, y es un purgante suave. Derretido y cocido, se conserva largos años; suele venderse a los peregrinos. El nombre de maná lo debe sin duda al recuerdo del maná bíblico, con el cual tiene cierto parecido superficial, a saber: producirse en los lugares y tiempos en que Israel lo encontró por primera vez; tener forma de pequeños granos; vacer en el suelo; derretirse a los rayos solares; por lo que debe recogerse antes de salir el sol. Pero son sin comparación mayores las diferencias entre el auténtico maná bíblico v la resina de taray. La primera es, que los israelitas recogían en tanta cantidad, que bastaba para alimentar a un pueblo numeroso: un gomor (unos 2 Kg.) por cabeza; y del maná de taray, apenas si en toda la Peninsula de Sinaí se puede recoger en un año 250-300 Kg. Además, el maná cayó diariamente durante cuarenta años seguidos, no sólo en el Sinaí, sino en el desierto, hasta llegar a Canaán. El maná se podía moler en molinos de mano v pulverizar en el almirez; cosa imposible de hacer con la resina de taray, que es blanda como la cera. El maná tenía sabor fuerte y cra alimenticio: la resina de taray es de un sabor suave y dulce, que puede comerse con el pan, pero que de ningun modo puede sustituirlo 4.

Fundándose en que el maná caía del cielo con el rocio, algunos sabios han querido ver en él la Lecanora Esculenta, que también «llueve del ciclo» y se puede pulverizar y comer, como el maná; sólo que, por su color, olor y tamaño, se diferencia enormemente del maná bíblico. Además, no se produce en la Peninsula de Sinaí, sino al norte de Asia, de donde habría de transportarla el viento; y esto, todos los días durante cuarenta años y en gran cantidad. Menos aun se explica el maná bíblico, suponiendo que el vapor de la savia dulce de los árboles y arbustos de Arabia cayese condensado, al mismo tiempo que el rocío. Todas estas explicaciones naturales no logran descartar el milagro. El maná era pan del cielo, aparejado por ministerio de los ángeles 5 para alimentar al pueblo de Dios, que en el desierto se apercibía a su gran misión entre los pueblos, y para simbolizar el verdadero pan del cielo, alimento de las almas in-

mortales en su peregrinación por este mundo.

279. El maná era figura del Santísimo Sacramento del Altar, en el cual está presente el verdadero pan del cielo, Jesucristo, que por manera divina desciende al altar en el Santo Sacrificio de la Misa, mientras dura la peregrinación terrena de los redimidos, libertados de la esclavitud del pecado por el Bautismo, y destinados a la tierra de promisión, que es la patria celestial. Este celestial maná conserva y acrecienta la vida sobrenatural del alma; pero, mientras el

<sup>1</sup> Cfr. Deul. 1, 10 ss. Los israelitas tenían sus jefes de familia y de tribu encargados de mantener el orden social y ejercer justicia. Pero en esta nueva organización las cosas están mejor y más sólidamente dispuestas; la elección es una garantía de rectitud, y, lo que es más, los elegidos quedan sólidamente dispuestas ; la elección es una garantía de rectitud, y, lo que es más, los elegidos quedan investidos de plenos poderes divinos. Los números no han de tomarse matemáticamente, sino de acuerdo con la división del pueblo en tribus, linajes, familias, etc. De entre los Ancianos eligió más tarde Moises, por orden de Dios, 72 varones que le ayudasen en los negocios importantes; el Señor les infundió espíritu de profecía, es decir, dones sobrenaturales como a Moises, para que desempeñasen con acierto su cometido (Num. 11, 16; cfr. núm. 350).

Segun parcec, dejo con Moisés a Hobab, del cual se habla más tarde (cft. Num. 10, 29).

Cfr. Fonêk, Streifzüge 13 ss.; Kolb, Das Manna der Natur und der Bibel, en XO 1892, 2.

Acerca del maná de taray cfr. Schönfeld, Die Habbinsel Sinai 33; Szez panski, Nach Petra 413; Guérin, La Terre Sainte II 360; Rb 418.

Ps. 77, 24; 104, 40; Saþ. 16, 20; Ioann. 6, 33.

maná terreno de los israelitas no libraba de la muerte, el Sacramento del Altar es prenda de vida eterna, de gloriosa resurrección y de inmortalidad . Para los iustos encierra en sí el sabor de toda dulzura, la causa y compendio de todas las gracias y dones espirituales, la plenitud de todos los consuelos y alegrías. Además llega para todos: todos comen indiviso el mismo pan del cielo, el cuerpo de Cristo; todos reciben un alimento suficiente para su viaje a la patria de la felicidad. El maná cesó luego que los israelitas pasaron las fronteras de la tierra prometida v probaron sus frutos; v el Santísimo Sacramento cesa también, cuando, llegados al cielo, los justos ven cara a cara a Aquel a quien sólo ven y reciben aquí bajo el velo del Sacramento, según aquella promesa de Dios mismo: «A quien venciere, le daré un maná escondido (durante su estancia en la tierra)». El vaso de oro lleno del maná es una hermosa figura del Ciborio del Tabernáculo, en donde se guarda el verdadero maná para perpetua memoria de los prodigios del amor de Dios.

- 280. En las palabras del Señor: «He aqui que vo estaré delante de ti en la roca», etc., vieron los judíos una alusión misteriosa al futuro Redentor, y a los torrentes de salud que de él habían de brotar. El apóstol san Pablo dice expresamente que los israelitas fueron bautizados (simbólicamente) en el mar Rojo; y que todos comieron la misma comida espiritual y bebieron la misma espiritual bebida; bebieron, a saber, de la roca espiritual que les seguía (es decir. que apagó su sed); mas la roca era Cristo , esto es, la roca era una figura de Cristo; el cual, golpeado por mano de judíos y paganos, abrió en la Cruz las ricas fuentes de sus sagradas llagas, de donde brotaron aguas vivas de gracias, adonde el profeta Isaías 4 invita a ir a sacar con alegría aguas, que, según palabra de Cristo, saltan hasta la vida eterna. Moises en actitud de golpear la roca, aparece en las catacumbas como figura de san Pedro, vicario de Cristo 6. Los santos Padres ven en Moisés que alzaba en el monte sus brazos suplicantes al cielo, una figura de Cristo en la Cruz , que nos alcanza la victoria sobre Satán v el infierno. Allí ofreció él «plegarias y súplicas con grandes gemidos v lágrimas, v fué oído» 8.
- 281. Península de Sinaí . Lleva este nombre la península triangular comprendida entre los dos brazos del mar Rojo. El brazo noroeste se llama golfo de Suez, por la ciudad que se halla al extremo norte; tiene 300 Km. de longitud v 30-45 de anchura. Partiendo de Suez hacia el norte, se extiende un valle de 110 Km. de longitud, el cual en algunos lugares desciende a 15 m. bajo el nivel del mar. Este valle termina en la proximidad de Pelusium, antigua ciudad marítima del Mediterráneo. El brazo nordeste se llama golfo de Elat o Aila 10, por la ciudad marítima de Elat, sita en su extremo norte; su longitud es de 190 kilómetros, y su anchura 15-20 Km. Siguiendo la dirección marcada por este brazo, se extiende hacia el norte el valle de Arabah (que significa estepa o dehesa); su longitud es de 190 Km.; en los 75 primeros, el terreno sube poco a poco, alcanzando una altitud de 240 m.; luego desciende en los 115 Km. restantes, hasta el mar Muerto, que está, como se ha dicho antes, a 394 m. bajo el nivel del Mediterráneo. Los antiguos llamaron Arabia Petraea al triángulo limitado por los dos golfos con los dos valles y por el país de Canaán al norte. Tiene una superficie de 56.000 Km.², equivalente a Suiza y Tirol juntos, con tres millones y medio de habitantes. La Península de Sinaí — excluyendo por consiguiente la parte que está al norte de ambos golfos — tiene una extensión de 25.000 Km.2, aproximadamente como el Tirol.

En medio del tercio sur de esta Península se yergue un macizo montañoso, que a 75 Km, de la punta sur alcanza 2.600 m, de altitud; por el sur avanza este macizo hasta el mar Rojo, y se extiende por el nordeste y noroeste, siguiendo paralelamente a las costas, llegando por el oeste hasta Suez, y por el este, hasta unirse con las montañas de Judá y Galilea y el monte Líbano. Al oriente de esta cadena corre paralelamente otra cordillera que nace al este del golfo de Elat, formando las montañas de Idumea o Seir, Moab y Galaad hasta el Antilíbano 1. Las estribaciones del macizo antedicho forman un ángulo abierto hacia el norte, cuyos lados comprenden una altiplanicie; la parte oriental se llama desierto de Farán (actualmente et-Tih), y la occidental, desierto de Sur (hoy Djifar). Entre el golfo de Suez y la cordillera que, partiendo del macizo central, corre paralelamente a la costa, queda una zona desértica de anchura variable; su parte norte se llama desierto de Sur o de Etam (hoy desierto de Suez) 2.

En el macizo central está el **desierto de Sinaí**, comprendiéndose bajo este



Fig. 38. - Meseta er-Raha con el monte de la Ley (Rás-es-Salsáfeh al fondo)

nombre los distintos valles, en donde acamparon los israelitas durante un año, para recibir la Ley, los preceptos, ceremonias y ritos, mediante los cuales fueron constituídos pueblo escogido de Dios. Comprende el desierto de Sinaí las planicies siguientes: dos grandes mesetas, er-Raha (fig. 38) y es-Sebayeh, la primera al norte y la segunda al sur del monte en que se dió la Ley; el valle el-Ledja, que separa el monte de la Ley del monte el-Homr que está al sudoeste, y del monte de Santa Catalina (Djebel Katherin) que está al sur; el valle de fetró o de Choaib, que separa el monte de la Ley del monte ed-Deir que está al nordeste; finalmente, el dilatado valle ech-Cheik, que comenzando al pie del monte Horeb, en el límite sudoeste de la planicie er-Raha, se extiende primero al nordeste, y luego al norte hacia Rafidim. Estos valles son aún hoy ricos en fuentes y yerbas. En ellos debieron de encontrar pastos abundantes los rebaños de Israel.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. núm. 133. Cfr. núm. 200, 265 \*\*\*. Es decir, descanso, estación.

282 A este sistema orográfico del vertice peninsular. Bamado Sinaí en sentido lato (fig. 39), llaman los árabes Diebel et-Tur 1. Los valles el-Ledia v es-Choaib lo dividen en tres montañas: una occidental o más bien sudoeste. llamada Diebel el-Homr, en la cual se encuentra la cumbre más alta de toda la península, de más de 2,600 m, de altura, el monte de Santa Catalina: llamado así, porque según la leyenda, allí fué trasladado el cuerpo de santa Catalina

de Alejandría . Una pobre capillita señala en la cumbre el lugar donde los restos mortales de la santa mártir tuvieron su primera sepultura; de allí fueron trasladados más tarde al monasterio de Santa Catalina por los anacoretas del Sinaí. Desde esta cumbre el panorama es grandioso : la vista abarca teda la península con sus innumerables picachos, ambos golfos del mar Rojo y más allá las montañas africanas y arábigas. La otra montaña, al norte, se llama actualmente Diebel ed-Deir, que quiere decir, monte del monasterio, porque en su base fué construído el monasterio de Santa Catalina; tiene una altura de 2.054 m. La tercera es el Sinai propiamente dicho, u Horeb (véase la inscripción de la figura 30). Tiene muchas cúspides y cumbres; pero sobre todas destacan dos: el Horeb propiamente dicho al norte, y el monte de Moisés al



Fig. 35. -- Mapa del Sinai el-Arbain, H. Djebel el-Homr K. Monasterio de Santa Catalina, M. Djebel Músa, WR, Wadi er-Raba, WS. Wadi es-Sabad, WSch, Wadi ech-Cheik,

sur. El primero, llamado hoy Râs es-Salsáleh 3, se eleva a 600 m, verticalmente sobre la meseta er-Raha, alcanzando una altura de 1.994 m. sobre el nivel del mar. En la meseta que (según Schönfelder) tiene 6 Km, de larga por 2-3 de ancha, estaba la mayor parte del campamento de Israel 4; allí podían presenciar los hebreos con facilidad los sucesos de la montaña que frente a ellos se erguía; allí era posible circunvalar el monte, para que nadie lo tocase; allí podía también el pueblo huir del monte con facilidad, cuando las apariciones divinas le llenaban de terror; allí adoró Israel el becerro de oro, el cual desmenuzado en polvo fué arrojado al arrovo que corre al pie del monte Horeb 🛼

al Horeb-Sinaf.

Djebel significa monte; Tur, monte, cordillera.
 Cfr. Kl. VII 338; KHI, II 330.
 Es decir, monte del sauce, de un sauce que antes allí había.

Szczepański (Nach Petra 400) nos da medidas algo menores, pero, según sus cálculos, la meseta time unas 500 Ha. Todos los que visitan aquel paraje hablan con admiración de la grandiosa y pintoresca belleza de esta llanura y del marco en que se encuentra, y afirman unánimes que dicho lugar, con los valles vecinos, aun hoy habitados, estaba muy indicado y era más que suficiente para acoger al pueblo de Israel durante el año que permaneció estacionado al pio del Sinaí.

<sup>\*</sup> Es un error afirmar que los datos de la Sagrada Escritura acerca del lugar de la Revelación sean imprecisos e inciertos. Este podría achacarse sólo a la tradición, cuyos testimonios son escasos y tardios. En la Sagrada Escritura ambos montes, el Sinaí y el Horeb, significan irdistintamente el macizo montañoso (sel monte de Dioso) con sus distintas cumbres. Más tarde se establecieron los nombres de Sinaí, Horeb, monte de Moises en la forma arriba indicada. Cfr. Weiss, Buch Exodus 144; bres de Sinai, Horeb, monte de Moisés en la forma arriba indicada. Cfr. Weiss, Buch Exodus 144; Doller, Studien 231 ss. Los modernos buscan el Sinai en un rolcán de la cesta nord-ste del mar Roie, o en un monte de los alrededures de Cades (así, Wellhausen, Gunkel, E. Meyer y otros), y tienen por juverosimil el viaje de jo años por el desierto. Cfr. Lagrange en RB 18m, 3m; Miketta, Wo lag der Rorg Sinai? WSt 111 70 ss.; IV 117 ss. A. Musil pretende descubrir el Sinai biblico en Madián, no lejos de Elat-Akabah, en el volcán apagado el-Bedr (a unos 25 km, de la costa oriental del golfo elanítico), lugar tenido aún hoy en veneración; pero las razones en que se apova no son concluyentes ni siquiera verosímiles. Grimme tiene por Sinai biblico la meseta rocosa de Serabit (4 Hadem, al nordeste del desierto de Sin; en este supuesto, Moisés, a pesar de su victoria sobre los amaleitas, habría desistido de seguir la dirección del sur, retirárdose de allí mismo hacia el nordeste. Pero en la Biblia no hay una palabra que induzea a sospechar esto. Los estudios e investigaciones de Schiwietz (Kath 1908 II 9 ss.) han demostrado la inconsistencia de la hipótesis de haber la tradición primitiva tenido por monte de la Ley el Serbal, próximo al oasis de Ecirán (Farán), y de haberlo trasladado más tarde al Horeb-Sinaf.

La otra cumbre. Diebel Mûsa o monte de Moisés, debe su nombre a una tradición del siglo vi d. Cr., en que fué construído el monasterio del Sinaí; según ella, aquí es donde se promulgó la Ley: el Sinaí en sentido estricto. Se eleva verticalmente más de 700 m. sobre la meseta es-Sebayeh, alcanzando una altitud de 2.244 m. La meseta se extiende en semicírculo hasta otros montes de suave pendiente y llega hasta el pie mismo de Dibel Mûsa, que se puede tocar con la mano. Mide una extensión de 5 Km.; puede muy bien ser el teatro de los acontecimientos descritos en Exod., 10 ss. Por tal la tienen no solamente los monies griegos del monasterio del Sinaí, sino también muchos sabios.

283. El monasterio de Santa Catalina 1 (1.528 m. sobre el nivel del mar, 716 m. más bajo que la cumbre del Sinaí), está edificado, según la tradición, donde el Señor se apareció a Moisés en la zarza; debe su nombre a las reliquias de la santa mártir Catalina de Alejandría († 307), trasladadas a este lugar del monte de Santa Catalina. Se le llama también monasterio de la Transfiguración, porque monasterio e iglesia están dedicados a dicho misterio, representado en un mosaico del ábside. En el mismo lugar donde la emperatriz santa Elena erigiera una iglesia, el emperador Justiniano construyó o más bien fortificó en 527 el monasterio, que existía ya mucho antes. Sus moradores son monjes cismáticos griegos. Es famosa la biblioteca: además de varios miles de obras impresas, posee unos 500 manuscritos, entre los cuales descubrió en 1850 el investigador alemán Tischendorf los pergaminos inestimables del Antiguo y Nuevo Testamento — el Codex Sinaiticus 2 —, y en 1892 las inglesas mistress Lewis y Gibson encontraron una valiosa versión siriaca de los Evangelios, del siglo v.

Hay una porción de caminos que llevan a la cumbre del Sinai. De la huerta del monasterio arranca una senda por la roca contigua, casi en dirección del mediodía; en los lugares empinados se hace más llevadera la senda mediante unos escalones (3.000 en total), y en tres horas puede conducir al viajero hasta la cumbre. Pasando por la fuente y capilla de san Sangario, luego por la capilla de María, y atravesando después las dos pequeñas puertas de piedra, se llega a una altura de más de 500 m. sobre el valle del monasterio, un collado que separa las cumbres del Horeb y del Sinaí. En este collado, a 2.097 m. sobre el Mediterráneo, está la capilla de Elias, junto a la gruta donde el Profeta descansó después de aquella caminata de cuarenta días y cuarenta noches 3. De aquí se sube en tres cuartos de hora, pasando por varias capillitas, hasta el monte de Moisés, es decir, a una pequeña planicie de rocas descomunales. Sobre la más alta de todas se alza de las ruinas de un viejo edificio una humilde capillita; junto a ésta se muestra la hendidura desde donde Moisés consiguió ver a Yahve. Frente por frente y muy próxima, unos metros más abajo, hay una mezquita pequeña y mal conservada. En el monte y en los valles que rodean al Sinaí hay multitud de ruinas de oratorios, de viviendas de anacoretas y de monasterios. Uno de éstos, el monasterio de el-Arbain, es decir, de los cuarenta mártires (monjes asesinados a fines del siglo IV), ha sido restaurado recientemente; se encuentra en el valle de el-Ledja, en la ladera occidental del Sinaí, a dos horas del monasterio de Santa Catalina. Del monasterio el-Arbaim se va en tres horas al monte de santa Catalina, el más alto de toda la península (figura 30), y tras una hora de camino, sumamente penoso, se llega a la cumbre (2,602 m.).

## El Decálogo

(Exod. 19, 1 a 24, 11)

284. Habiendo partido los israelitas de Rafidim, llegaron al desierto del Sinaí el tercer mes de la salida de Egipto, probablemente el primer

Este manuscrito es del siglo IV; contiene todo el Nuevo Testamento y casi toda la versión griega del Antiguo; consérvase en Leningrado. \* Cir. num. 589.

Johann Georg, duque de Sajonia, Das Katharinenkloster am Sinai (Leipzig-Berlin 1912; con 43 grabados en 12 láminas).

Quedan atrás ya 2.000 peldaños; los 1.000 restantes forman una escalera continuada hasta la cumbre. . Čfr. núm. 296. Cfr. Szczepanski, Nach Petra 314 s., y Schonfeld, Die Halbinsel des Sinai 43 ss-

dia del mes 1, y acamparon enfrente del monte Sinai. Este era el lugar que Dios había escogido para pactar solemnemente con su pueblo la Alianza que con los Patriarcas había iniciado. En el Sinai, en este santo retiro, en este majestuoso y sublime paraje, quería hablar Dios con su pueblo, comunicarle su santa Ley, darle una constitución religiosa política y civil, constituirlo en todos los aspectos pueblo de Dios, y cimentarlo tan sólidamente, que fuese capaz de conservar en medio del mundo pagano el sagrado tesoro de la divina Revelación, que en la plenitud de los tiempos se había de comunicar a todas las naciones.

Disponíase Moises a subir al monte de Dios , cuando he aquí que el Señor le dijo: «Esto dirás a los hijos de Israel: Vosotros mismos habéis visto lo que he hecho con los egipcios; de qué manera os he traído, como con alas de águila , v os he tomado por mi cuenta. Ahora bien, si escuchareis mi voz y observareis mi pacto, seréis para mi, entre todos los pueblos, la porción escogida; ya que mía es toda la tierra 4. Y seréis vosotros para mi un reino sacerdotal, y nación santa». Expuso Moisés (por medio de los Ancianos) al pueblo las breves pero sublimes y prometedoras palabras del Señor, y el pueblo respondió a una voz: «Haremos todo cuanto ha dicho el Señor». Esta declaración esperaba el Señor para instituir solemnemente y de una manera concreta con su pueblo la divina

Subió, pues, Moisés al monte, y el Señor le dijo: «Vuelve al pueblo y haz que todos se purifiquen hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y esten preparados para el día tercero; porque en ese día descenderá el Señor a vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Tú has de señalar límites alrededor del monte, y dirás al pueblo que nadie se atreva a subir al monte, ni siquiera a tocar sus límites. Y cuando comenzare a sonar la bocina, salgan entonces hacia el monte». Bajó Moisés del monte, y cumplió las órdenes de Dios.

285. Llegado el día tercero 6, al ravar el alba, de repente comenzaron a oírse truenos y a brillar relámpagos; cubrióse el monte de una densísima nube, y el sonido de la bocina <sup>7</sup> resonaba con grandísimo estruendo; con lo que se aterrorizó el pueblo, que estaba dentro de los campamentos. Mandóles Moisés salir de sus tiendas para recibir al Señor, y todos se pararon al pie del monte. Todo el Sinaí estaba humeando, por haber descendido el Señor a él entre llamas 8; subía el humo de él, como de un

<sup>\*</sup> El día 45 ó 46 de la salida de Egipto, puesto que esta aconteció en la noche del 14 al 15 del

El día 45 6 46 de la salida de Egipto, puesto que esta acontero en la noche del 14 al 15 del primer mes. Las caravanas recorren el camino de Suez al Sinaí en 7-8 jornadas. Los israelitas hicieron largas estaciones, especialmente en Elim, en el desierto de Sin, y en Rafidim (cír. núms. 271 ss., 275 ss.).

En el texto hebreo se mencionan varias ascensiones que no parceen fundadas. Del examen de actiguas versiones y por razones lingüísticas se desprende que Moisés fué primer instruído de los designios de Dios y luego subió al monte, donde le fué encomendado que hiciera los preparativos para concertar la Alianza. Esta es la interpretación que en nuestro texto suponemos.

<sup>\*</sup> Imagen de la protección divina, fuerte, a la vez que tierna (cf. Dent. 32, 10-11).

\* Casi todos los pasajes en que se habla de la elección especial de Israel, indican también de alguna manera que, si tal sucede, es para que se cumplan los amorosos designios de Dios en favor de 1 dos los hombres. En este lugar dice Dios que toda la tierra y todos los pueblos son suyos, pero que a Israel lo tiene como alhaja y presea riquísima. Israel ha de ser su reino, del cual El será Rey; y n ese reino se le tributará un culto particular. Pero este reino ha de ser sacerdotal, ya porque estará regido por un sacerdote y rey como Melquisedec, ya porque será un reino santo (elegido por Dios consagrado al Señor), sometido a la ley sacerdotal, una verdadre teocracia; a su vez el pueblo entero será un pueblo sacerdotal para todas las naciones, a las cuales enseñará el culto y religión del unico y verdadero Dios.

Moisés ha de preparar al pueblo para la aparición de Dios, primero haciendo que se purifique cambie los vestidos (cfr. Gen. 35, 2; 41, 14), pero sobre todo mediante la limpieza del corazón y de los sentimientos, simbolizada en aquella otra exterior; también ha de advertirles que se guarden de tocar temerariamente el monte santificado por la presencia de Dios.

Era el día 6 6 7 del tercer mes, 50 días después de la salida de Egipto.

La bocina de Dios (cfr. 1 Thess. 4, 16), un sonido potente, venido del cielo, semejante al de

la bocina.

<sup>\* «</sup>Con millares de santos», es decir, de ávieles (Dent. 33, 2). Tan temerosa fué la aparición, que Molés mismo dijo: «Espantado estoy y tembloroso» (Hebr. 12, 21). El fuego es imagen de Dios cér. núm. 241). El humo procede, no de fenómenos volcánicos, sino de la tormenta, de las tenebrosas nubes que despedían rayos mientras el ronco trueno asordaba a los hombres y hacía temblar la tierra.

horno, y todo el monte causaba espanto. Al mismo tiempo, el sonido de la bocina cada vez se sentía más recio y se extendía a mayor distancia 4.

Y entonces pronunció Dios todas estas palabras:

«Yo sov el Señor (Yahve), tu Dios, que te he sacado de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mi no harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra, para adorarlas 2. Pues Yo sov el Señor, tu Dios, el fuerte, el celoso; que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, en aquellos que me aborrecen: y uso de misericordia hasta el milésimo con los que me aman y guardan mis mandamientos 3.

No tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios. Porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare en vano el nombre del Señor,

Dios tuvo.

- Acuérdate de santificar el día de sábado. Los seis días trabajarás v harás todas tus labores; mas el día séptimo es el sábado del Señor, tu Dios. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. Por cuanto el Señor en seis días hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y todas las cosas que hav en ellos, y descansó en el séptimo; por eso bendijo el Señor el día del sábado, y le santificó.
- Honra a tu padre y a tu madre, para que te vava bien y vivas largos años sobre la tierra.

No matarás.

VΙ No cometerás adulterio.

No hurtarás.

VIII. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo.

No desearás la mujer de tu projimo.

No codiciarás la casa de tu prójimo, ni sus campos, ni su

Los que han visitado estos parajes dicen que las tempestades son terribles, grandiosas e imponentes. Cfr. Deut. 4, 11, donde se explica el chumon por la tenebrosa oscuridad: las frecuentes descripciones bíblicas, en que aparece Dios envuelto en espesos nubarrones, entre rayos y truenos, que hacen humear y trepidar los montes, están inspiradas en los fenómenos que sucedieron en el Sinaí.

En este pasaje hay intercalada una breve observación que tiene por objeto explicar de qué manera conversaba Dios con Moisés en el monte; «Hablaba Moisés y Dios le replicaba; y el Señor bajó al monte Sinai y llamó a Moisés a la cumbre; y cuando éste se hallaba ya en lo alto, el Señor le dijo» — lo que arriba hemos expuesto acerca de los preparativos para el tercer día. Añade el texto un precepto para los sacerdotes, a los cuales ni antes ni después nombra; dos sacerdotes que se acerquen al Señor han de ser santos, porque no les castigue el Señoro. Según el contexto parece ser que estos sacerdotes (no confundirlos con los hijos de Aarón) se mostraron rebeldes a las disposiciones divinas. Por eso no se hace mención de ellos cuando más tarde son invitados Aarón y los Ancianos a subir al monte

eso no se nace mencion de ellos cuando mas carde son invitados Aaron y los Ancianos a subit at indice para ver al Señor (cfr. núm. 288-208). Moisés expone todo este suceso con más pormenores en sus discursos al pueblo (Deut 5, 1 ss.; 18, 15 ss.; 33, 2).

La prohibición de hacer imágenes de escultura y figuras, ha de entenderse de las imágenes de la divinidad usadas entre los paganos. Las cosas que hay arriba en el cielo, sólo pueden ser (según Deut. 4, 15-19) los cuerpos celestes que adoraban los egípcios y babilonios (cfr. núm. 121-123). Entendido Deut. 4, 15-19) los cuerpos celestes que adoraban los egipcios y babilonios (cfr. núm. 121-123). Entendido a la letra este texto, se prohibe hacer y adorar tales imágenes, mas no fabricar y adorar otras imágenes, prueba de ello son los querubines del Area del Testamento, los del velo el Sancia Sanctorum, la serpiente de bronce y las imágenes del Templo (cfr Exod. 25, 18; 26, 31; Num. 21, 8; 111 Reg. 7, 25 36). Deut. 15 insiste en que Dios no debe ser adorado bajo ninguna imagen, como tampoco quiso manifestarse al pueblo en el monte bajo simbolo alguno (figura). Los judíos dieron a este mandato una interpretación todavía más rigurosa. — La ausencia de imágenes en el culto israelita es un misterio cuya explicación busca en vano la historia de las religiones, puesto que todos los pueblos de la antigüedad tienen sus idolos y símbolos de la divinidad. La escuela histórico-evolucionista resuelve la cuestión con suma facilidad, negando que el primitivo culto de Yahve (que ellos hacen derivar del culto cananco de Baal) careciera de imágenes, y atribuvendo su desaparición al profetismo. (fr. König, Die Hauptprobleme der israelitischen Religionsgeschichte (Leipzig 1885) 53 ss., y Geschichte der atl Religion 255 ss.— Otros explican la carencia de imágenes (y el monoteismo, v. núm. 237) por la religión arabiga antigua; pero se ven obligados a admitir que todavía no se han estudiado suficicatemente los monumentos que ha dejado en pie el fanatismo musulmán.— Lo cierto es que en las recientes excavaciones de Palestina no se ha descubierto hasta hoy ningua imagen de Yahve. El P. Vincent ha demostrado en RB 1000, 121 85., que el shallazgon (en 1005) de un sello, que se intentaba relacionar con Yahve, es de ratestina no se na descunierto nasta noy muguia imagen de Yanve. El F. Viacent na demostrado en RB 1900, 121 ss., que el obiallazgos (en 1005) de un sello, que se latentaba relacionar con Yahve, es una impostura; cfr. Kath 1000 I 318.

\* Esto se entiende del pueblo de Dios en general, no de caela familia o persona en particular (cfr. Deut. 24, 16; Ierem. 31, 20; Ezach. 18, 2); si los padres, a los cuales aquí habla Dios, prearen y se hicieren indignos de las divinas promesas, ellos y sus descendientes sufrirán las consecuencias.

esclavo, ni esclava, ni su buey o asno, ni cosa alguna de las que le pertenecen».

286. Entre tanto, el pueblo oía los truenos y el sonido de la bocina;

בוחות שמונוצ וו ניחים מתנתות ושואליותושכעל עשי 1219861 שולך ויצומשו ליצותר

Fig. 40. — La copia más antigua de los Diez Mandantientos (Papiro Nash) (1-11 siglo d. de Cr.) Biblioteca de la Universidad de Cambridge.

veia los relámpagos y las densas nubes que cubrían el monte; y aterrado se mantenia a distancia. Los Ancianos v jefes de las familias acudieron despavoridos a Moisés, y le dijeron: «Ya ves que Yahve, nuestro Dios, nos ha mostrado su majestad y grandeza. Mas, por qué nos ha de devorar este fuego terrible? Si proseguimos ovendo la voz del Señor, nuestro Dios, pereceremos. ¿Qué es el hombre, para que pueda escuchar la voz de Dios viviente, hablando de en medio del fuego, como lo hemos oído nosotros, v pueda conservar la vida? Mejor es que tú te acerques, y oigas todas las cosas que te dijere el Señor, nuestro Dios. Tú nos las dirás después a nosotros. Pero que no nos hable el Señor (directamente); no sea que muramos». Moisés tranquilizó al

pueblo diciéndole: «No temáis; pues el Señor ha venido para probaros, y para que su temor se imprima en vosotros, y no pequéis». Y el Señor dijo a Mojsés:

«Ojalá que siempre tengan tal corazón, que me teman y guarden todos mis mandamientos en todo tiempo; para que sean felices ellos y sus hijos eternamente. Anda y diles: Retiraos a vuestras tiendas. Tú, entre tanto, quédate conmigo; y yo te declararé todos mis mandamientos y las ceremonias y leyes que les has de enseñar, para que las pongan por obra en la tierra cuya posesión les daré» ¹.

El texto bíblico habla siempre de diez palabras (mandamientos); pero ni los enumera, ni da una división de ellos; tampoco se dice cosa alguna acerca de la distribución de los Diez Mandamientos en dos Tablas. El Deuteronomio (5, 6 ss.) expone los Diez Mandamientos de manera algo distinta. La enumeración y división usadas en la iglesia católica (y luterana) proceden de san Agustín, y están objetivamente fundadas. La diferencia de ambos textos bíblicos radica en la división del primer mandamiento en dos, y en la unión de los dos últimos en uno solo, o viceversa. Estas diferencias entre la redacción (antigua) del libro del Exodo y la (posterior) del Deuteronomio (cap. 5) son completamente acci-

<sup>1</sup> Cfr. Deut. 5, 22 ss. 2 Cfr. Renschka, Die Dekalogkatechese des hl. Augustinus. Ein Beitrag zur Geschichte des Dekalogs (Kempten 1005).

dentales 1, y sólo prueban que Moisés, mediador de la Antigua Alianza, al repetir e inculcar los Diez Mandamientos, no fué esclavo de la letra, sino que procedió con libertad, acompañando cada uno de los mandamientos de comentarios que los aclarasen e l'úciesen comprensibles; prueban también que en la transmisión del texto se introdujeron pequeñas diferencias, como suele acontecer en los lugares paralelos. Esto se comprueba con toda claridad en el papiro Nash, dado a conocer en 1602, el cual trae una copia del Decálogo, la más antigua que poseemos, probablemente del siglo segundo de la era cristiana. Esta copia se diferencia en algunos puntos (accidentales) del texto hebreo actual y de la versión griega de los Setenta (fig. 40) 2. Tenemos ejemplos similares en las pequeñas diferencias que se advierten en las oraciones más usadas por el pueblo cristiano (Pater noster, Ave Maria, Credo). En las Tablas se imprimió seguramente la redacción más breve de los Diez Mandamientos (cfr. V-VIII mandamientos); ignoramos en qué escritura. En ninguna parte se dice que la primera Tabla contuviese los tres primeros mandamientos, y los siete restantes la segunda, Por su sentido, no son nuevos del todo los Diez Mandamientos: son esencialmente fórmulas (claras y precisas) de la ley natural, escrita en el corazón de todos los hombres: lev, que por medio de la Revelación divina recibe un valor incomparablemente mayor y una confirmación mucho más eficaz. No espues, de extrañar que entre los paganos (egipcios, babilonios) se encuentren prescripciones y principios jurídicos que concuerdan con los del Decálogo: pero tampoco se puede sostener que éstos sean copia de la moral de los egipcios o babilonios 1. Recientemente van reconociendo los racionalistas que el Decálogo no es de origen posterior, como pretende la escuela babilonista, sino que data de los tiempos mosaicos. Tanto es así, que comienzan a darle el nombre de «catecismo de los hebreos en tiempo de Moisés» .

287. Los libros mosaicos, después de referir los hechos principales que acontecieron hasta la promulgación de la Lev, no continúan la narración, sino que abren un paréntesis para explanar el Decálogo y dar reglas morales. Indudablemente los capítulos 20, 22-23, 33 forman la parte más antigua de la colección de leyes mosaicas. Pues expresamente se dice que Moisés escribió atodas estas palabras» en el «Libro de la Alianza», libro que desempeña un papel muv importante en la solemne ceremonia del pacto de la Alianza . Pues, luego que Moises recibió repetidas veces instrucciones y encargos del Señor durante los días siguientes a la promulgación del Decálogo, y escribió las palabras del Señor en el «Libro de la Alianza», procedió a la confirmación de la misma; a lo cual se declaró dispuesto el pueblo, diciendo: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». Entonces Moisés, levantándose de madrugada, edificó un altar al pie del monte, erigió doce piedras, según el número de las doce tribus

en la misma escritura semítica que algunas tablas sinaíticas antiguas

¹ Pueden estudiarse reunidas y ordenadas en König, Einleitung in das AT (Bonn 1893), 57. La diferencia principal está en que Deut. 5 funda el precepto del sáhado en la liberación de la esclavitud. egipcia, y en los mandamientos IX y X comienza la enumeración por la enujero, mientras que est Exod. 20 se la nombra después de la ecasan.

Peters, Die alteste Abschrift der zhen Gebote, der Papyrus Nash (Friburgo 1903). Facsimil y texto en Hetzenauer, Theol. bibl. I 64.

Grimme (Aithebr, Inschriften vom Sinai 90 ss.) admite que los Diez Mandamientos se esculpieror

Segun el Libro de los Muertos del Reino Nuevo (1580-1100 a. Cr.), el difunto, antes de entrar en la esala de la verdado, en la cual se sienta Osiris rodeado de 40 jueces (muertos), ha de declarar entre otras cosas lo que sigue : «No hice lo que es abominable a los ojos de Dios... A nadie he matado... No reduje el número de tortas que se ofrecen a los dioses... No cometí adulterio ni fornicaciones... Limpio soy... No robé... no cometí homicidio... no disminuí la medida del grano... no hablé mentra... no hice cosa mala», etc. Además de estas declaraciones negativas había otras positivas: «Hice lo que no me cosa mana, etc. Auemas de estas declaraciones negativas nabla otras positivas: defice lo que es laudable entre los hombres y grato a los dioses,... Di pan al hambriento... agua al sediento... vestidos al desnudo... Sacrifique a los dioses y ofreci sacrificios a los muertos...» (Gressmann en AOT 187 s.; eff. Baumgartner, Weltliteratur I 99). — En una fórmula para conjurar el encantamiento, el sacerdote, señalando al pecador, propone a la divinidad las siguientes cuestiones: agHa ofendido a su dios?... Ha contestado sí, cuando era no, y no, cuando era si?... Ha usado balanza falsa y tomado dinero injustamente?... ¿Se ha acercado a la mujer de su compañero?... ¿Ha derramado la sangre de su camainjustamente?... ¿Se ha acercado a la mujer de su compañero?... ¿Ha derramado la sangre de su camarada?... ¿Le ha sustraido el vestido?... ¿Ha resistido a sus superiores?... ¿Puè sincera su boca, pero falso su corazón?... ¿Ha hecho cosas feas?», etc. (Gressmann l. c. o6 s.). Deducese de aquí que no se perdió la ley (natural) escrita en el corazón del hombre; pero las fórmulas concretas y breves sólo se encuentran en el pueblo de la Revelación. (Cfr. mim. 350-351.)

Así Gressmann, Hose 475. Cfr. Wildeboer en Z.IW 1504, 250 ss.; Weiss, Buch Exodus XXX ss. 154 s.; König, Geschichte der all Relig? 105 ss.; Kittel, Geschichte des Volkes Israel 1º 582 ss. Acerca de las cuestiones tocantes al Decidego, Libro de la Alianza, y Alianza del Sinaí, cfr. Karche, Geschichte des Bundesgedankens im AT (Münster 1510, en ATA II 1-4).

\*\* Cfr. Weiss, Buch Exodus 167 s.; ibid. XXX s.; Wann ist dus Bundesbuch entstanden?

de Israel, y ofreció sacrificios. Recogió la mitad de la sangre en vasos y derramó sobre el altar la otra mitad. Y tomando el «Libro de la Alianza», lo leyó delante del pueblo; el cual dijo: «Haremos todas las cosas que ha ordenado el Señor, y seremos obedientes». Tomando entonces Moisés la sangre de los vasos, roció con ella al pueblo y el libro , diciendo: Esta es la sangre de la Alianza, que el Señor ha contraído con vosotros acerca de todas estas cosas

- 288. Subió luego Moisés al monte acompañado de Aarón y de Nadab y Abiú, hijos de éste, v de los setenta Ancianos de Israel. «Allí vieron al Dios de Israel; y la peana de sus pies parecía una obra hecha de zafiros, y como el cielo cuando está sereno». Vieron, pues, al Señor y comieron y bebieron (desnués de bajar del monte). No vieron a Dios en su esencia, cosa imposible en esta vida mortal; ni siquiera a Moisés fué otorgada tal gracia; sino que le vieron en una figura simbólica, en una nube o tenue envoltura, tal vez en figura humana — pues se habla de los «pies» —, pero en forma tan excelsa y gloriosa, que reconocieron el simbolismo, y nunca llegaron a imaginarse que Dios tuviese figura humana. Al pueblo se mostró Dios por medio de manifestaciones grandiosas de su poder, y no en figura alguna, para precaverlos de la adoración de dioses falsos (cfr. Deut. 4, 12). El color y brillo del zatiro o del cielo sereno es símbolo de la pureza, sublimidad y majestad divinas (cfr. Ezech, 1, 26: 10, 1). lo mismo que el arco iris (cfr. Apoc. 4, 3; 10, 1). Termina el sacrificio de la Alianza y queda ésta sellada con un banquete sacrificial. El altar erigido por Moisés representa a Dios mismo; las doce piedras, a las doce tribus de Israel; las victimas representaban a Israel, con todos sus bienes, dispuesto a entregarse a Dios; o más bien figuraban a aquél que es la verdadera víctima agradable a Dios: a aquél que, representando a todos los hombres, se ofreció un día a su eterno Padre, mereciendo así la preparación y conclusión de la Antigua Alianza, y todas las gracias de la Nueva. La sangre de la víctima se empleó por mitad en el altar y en rociar al pueblo, para significar la entrega absoluta de éste a Dios, las gracias divinas que de aquí resultan y la íntima unión de Dios con Israel, Por eso se roció también con la sangre el Libro de la Alianza, porque en él estaban las leves, que son el fundamento de la Alianza, a saber: las disposiciones en las cuales Dios revela su voluntad y se manifiesta a sí mismo, y con cuva aceptación y fiel cumplimiento realiza Israel la entrega a Dios. — Moisés, mediador de la Alianza, Aarón con sus hijos escogidos por Dios y elevados al sacerdocio para continuar la mediación entre Dios y el pueblo, los setenta Ancianos, representantes del pueblo, suben al monte para recibir en una aparición de Dios la prenda de su bondad y gracias divinas y la certeza de la confirmación de la Alianza por parte de Dios; finalmente, celebran el banquete, como signo de unión amistosa con Dios, pactada mediante la Alianza y sellada con el sacrificio.
- 289. Los sucesos del Sinaí, acompañados de tantos signos y prodigios, cuya significación se pone expresamente de manifiesto, y a los cuales alude constantemente la Sagrada Escritura, son la revelación más espléndida del Antiguo Testamento. En ella descansa todo cuanto exigen la naturaleza, desarrollo e historia del Reino de Dios. No es maravilla, pues, que la ciencia incredula discuta la historicidad del relato bíblico y no vea en él sino un intento de dar cima a la constitución del pueblo de Israel «con una escena dramática realizada en un teatro espléndido». Esto no merece refutación. Demostrada la posibilidad de la tradición judía y esto se ha logrado en todas sus partes —, es a todas luces disparatado recurrir a hipótesis peregrinas <sup>2</sup>.
- 290. La institución de la Antigua Alianza es figura de la institución de la Nueva, que se realizó con prodigios similares. «Ambas promulgaciones de la Ley acontecieron a los cincuenta días de la Pascua, dice san Jerónimo: aquélla, en el Sinaí; ésta, en Sión. Allí se estremeció el monte; aquí, el Cenáculo apostólico. Allí resonó el trueno acompañado de relámpagos y huracán; aquí sopla del cielo un viento, como de huracán que se va aproximando, y aparecen lenguas como de fuego. Allí se anunció la Ley, entre el clamor de trompetas; aquí

Cfr. Hebr. 9, 19.

resonó la Ley, saliendo de boca de los apóstoles» 1. Y podemos añadir : alle descendió Dios ; aquí también desciende Dios, el Espíritu Santo. En el Sinaí, la Ley fué escrita por el dedo de Dios en Tablas de piedra : en Sión lo fué «por el Espíritu de Dios vivo, en tablas de carne, en el corazóno 2. En el Sinaí se promulgó la letra muerta; en Sión se comunicó el Espíritu vivo v vivificante. Allf se dieron mandamientos; aquí, gracias superabundantes para cumplirlos. Allí se puso ante los ojos de un pueblo sensual, acostumbrado a obrar por temor, el deber estricto y riguroso: aquí se anunció el dulce atractivo del amor, a los discípulos de aquél que con palabras y obras predicó siempre el amor filial y alegre, como resumen y cumplimiento de toda la Ley 3. Todo inspiraba miedo y terror en el Sinaí; aquí, alegría y entusiasmo. Pactó Dios con los hombres esta Nueva Alianza, sellada en Pentecostés, enviándoles el Verbo humanado, en cuya Encarnación se unieron ambas naturalezas, divina y humana, en íntima e inseparable unión, y prometiendo a los que creyeren en su Unigénito y se aprovecharen de los medios de salvación, no va auxilios y bendiciones temporales, sino reconciliación, santificación y vida eterna. También la Nueva Alianza tiene su mediador, pero «tanto más excelente, cuanto más excelente es la Alianza, otorgada sobre mejores promesas» 4. También la Nueva Alianza fue sellada con la sangre de la victima, con la sangre infinitamente preciosa del cordero inmaculado, sin la cual careciera de valor la sangre de la antigua víctima. Derramó su preciosa sangre por toda la humanidad en el altar de la Cruz, y luego de la última Cena la destinó para rociar a su pueblo en el santo sacrificio de la Nueva Alianza y para servir, juntamente con su cuerpo, en el banquete sacramental. Por eso, al instituir el Santísimo Sacramento, se sirvió casi de las mismas palabras que Moisés: «Esta es mi sangre de la Nueva Alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados» 5.

#### 39. El becerro de oro

(Exod. 24, 12-18; 31, 18; 32, 1 a 34, 35)

291. Por orden de Dios subió Moisés a la cumbre del monte, acompañado de Josué su ministro, dejando a Aarón y Hur encargados de resolver las querellas del pueblo hasta su regreso. Luego que subió, cubrióse el monte de una nube; y la gloria del Señor se manifestó en la cima del Sinaí, cubriéndola con una nube por seis días : y al séptimo llamó Dios a Moisés de en medio de la nube oscura; la gloria del Señor aparecía a los ojos de los hijos de Israel como un fuego ardiente, que abrasaba la cumbre del monte. Y habiendo entrado Moises en medio de aquella niebla, subió a la cima misma del monte, en donde estuvo cuarenta días y cuarenta noches en conversación con Dios, sin comer ni beber.

Allí dió el Señor a Moisés instrucciones concretas para la confección de un Tabernáculo sagrado — donde quería morar en medio de su pueblo —, de las vestiduras sacerdotales y de los vasos sagrados. Todo ello le mostró en visión, diciéndole estas palabras: «Mira bien, y hazlo fabricar según el modelo que se te ha propuesto en el monte» 6. También le dió instrucciones acerca de la consagración de los sacerdotes y del sacrificio diario, acerca del altar del incienso y de los tributos para el culto 7, del lavamanos de los sacerdotes, también de la composición del ungüento y del perfume; designó asimismo nominalmente los artifices, llenándolos de sabiduría: Beseleel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la

1 Cot. 3, 3; ch. Feren. 3, 35.

Matth. 22, 40. Rom. 13, 10.

Hebr. 8, 6. Cfr. Weiss, Messian. Forbilder 33 s.

Matth. 26, 28; Hebr. 0, 20; cfr. 1c, 1c, 1; 1 Petr. 1, 4, 10; 1 Ioann. 1, 7.

Exod. 25, 9 do; cfr. Act. 7, 44. Según san Pablo (Hebr. 8, 5), estas prescripciones son símbolo de lus celestindes misterios de la Nueva Alianza

San Jerónimo, ad Fahiol. mans. 12 1.

<sup>11</sup> Cor. 3, 3; cfr. Icrem. 31, 33.

que los cerestrates misterios de la Nieva Ananza Cuando Moisés hizo el censo del pueblo, obligó a tedos los mayores de 20 años a pagar un tributo de medio siclo (= 8,5 granos, un marco aproximadamente; efr. núm. 208 y Kalt, Bibl. Archaologie núm. 68), al rico lo mismo que al pebre (Exod. 30, 12 ss.) — dando a entender que a los ojos de Dios igual es el alma del pobre que la del rico, y que todos tienen los mismos derechos en el frantación. Santuario.

rribu de Iudá; Ooliab, hijo de Aquisamec, de la tribu de Dan, Terminó, por fin, inculcando la guarda del sábado 1. Acabado todo ello, dió a Moisés dos Tablas de piedra, en las cuales por ambos lados estaban escritos por el dedo de Dios 2 los Diez Mandamientos; Tablas que debían guardarse como testimonio de la Alianza en el Tabernáculo que se iba a construir 3.

292. Mas, viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, levantándose contra Aarón, dijo: «Ea, haznos dioses que nos guien, va que no sabemos qué se ha hecho de Moisés, de ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto». Respondióles Aarón: «Tomad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos e hijas, y traédmelos». Así lo hizo el pueblo, travendo los pendientes a Agrón 4. El cual. habiéndolos recibido, los hizo fundir y vaciar en un molde, y formó de ellos un becerro de oro . Dijo entonces el pueblo: «Estos son tus dioses . oh Israel!, que te han sacado de la tierra de Egipto». Viendo esto Aarón. edificó un altar delante del becerro, y mandó publicar a voz de pregonero. diciendo: «Mañana es la gran fiesta del Señor». Y levantándose de mañana, sacrificaron holocaustos y hostias pacíficas, y el pueblo todo se sentó a comer y beber, y se levantaron después a divertirse 7.

Tan pronto olvidaron los israelitas sus sagradas promesas, la Alianza contraida solemnemente con Dios y los prodigios de la gracia y omnipotencia divinas! Y tan grande fue su desagradecimiento y vileza, que suspiraban por las abominaciones del paganismo egipcio, y «trocaron la majestad de Dios por una figura de becerro, que come heno» . — Verdaderamente inexplicable es la con-

Cab. 29-31.

Los modernos traducen: «con escritura de Dios»; suponen que se refiere a la escritura «hierá-tica», es decir, cuneiforme babilónica, usada en documentos religiosos y juridicos, a diferencia de la hueral, empleada en la vida ordinaria (Benzinger, Hebr. Archaologic i 177). Pero en otros pasajes se declara expresamente o se da por supuesto que Dios mismo fué el autor de la escritura grabada en

Exod. 31, 18; cfr. 32, 15; Deut. 9, 9. A propósito de la distribución de los Diez Mandamientos en dos Tablas, seanos permitido hacer algunas observaciones acerca del simbolismo de los números en el A. T., ya que ninguna aclaración nos da la Sagrada Escritura. Tres, como primer número plural, representaba entre los sumerios amultitud»; encerraba la idea del supremo desenvolvimiento de la vida, por eso era el número de Dios (cfr. el trisagio 1s. 6, 3). Cuatro significa la universalidad (ade los cuatro cabos de la tierra» = de todas partes), figurada en el cuadrado. Siete indica aplenitud» y aperfección», simbolismo antiquísimo, que rebasa los límites de la civilización babilónica. Diez, compuesto de tres v siete, es suma y compendio de ambas nociones. También los números 12, 40, 70, encierran cierto simbolismo fundado en la misma narración biblica (12 tribus, 40 días en el Sinal, 40 días en el desierto, 70 Ancianos, etc.). Cfr. Hehn Siebenzahl und Sabbat, 63 76 s.

<sup>4</sup> La expresión hebrea permite interpretar que las alhajas les fueron arrebatadas violentamente por los que traían entre manos la construcción del becerro de oro (cfr. Weiss, Moses 88 y la nota

28 Se ha visto comunmente en la adoración del becerro de oro un remedo del culto egipcio de Apis (cfr. num. 123), sobre todo por la manera de celebrarlo con procesiones, sacrificios, banquetes, danzas,

etcétera. Es también posible que el becerro de oro («becerro» despectivamente por «toro») representase al buey sagrado Mnevis de Heliópolis, que r cibía culto especial en la tierra de Gesén; pues la prohibición de ofrecer sacrificios a los cabrones (Lev. 17, 7) se refiere seguramente al culto que en Gessén se daba al macho cabrío. Los dessubrimientos han demostrado que los egipcios ado-taban imagenes de estos bueyes. Y aunque no es exclusivo de los egipcios el culto de la divinidad simbolizada en el buey, sino que se encuentra también en otras religiones, ocurre pensar, sin embargo, en la influencia egipcia, al ver las aberraciones de Israel en el Sinaí. La figura 41 muestra un toro de bronce de la región oriental del Jordán (7 cm. de largo).

El hebreo puede traducirse; Este es tu

Dios, etc.
Refierese el Texto Sagrado a los banquetes, gritos de jubilo, cantares y danzas con que celebraban tos egipcios la fiesta del buey Apis (Heroda). (Herodoto 2, 60; 3, 27). Tal vez en la expresión directirses (ludere) sea un culemismo para velar impidicas y desenfrenos libidinosos, que en constante para se la constante de constante d que se practicaban en las fiestas paganas.

Ps. 105, 20.



Fig. 41.

Toro de bronce que se cree procede de Rihab (<sup>8</sup>/<sub>7</sub>, del tamaño natural) cl. Deutsche Palästinavereins.

ducta de Jaron.

1. Por miedo a la agitación popular siguió consejos de prudencia humana. Pura disuadir a los israelitas, contó primero con el egoísmo y la vanidad, especia limente de las mujeres, pidiéndoles sus joyas; pero se equivocó. Todos acudiero con gran celo, llevándole lo que se les pedía. Ya en este trance, no le pareció con gran celo, llevándole lo que se les pedía. Ya en este trance, osible oponer resistencia a sus deseos; accedió, y les hizo un becerro de oro de llamar fiesta de Yahve lo que no era sino un acto de idolatría, fué, no un a humillación aun mayor de la gierta de Dios. Tuvo, pues, que realesta que temó la fiesta. Tos completa fué la parectaría del pagano que tomó la fiesta. Tan completa fué la apostasía del pueblo, que Dia person que tomó la fiesta. Tan completa fué la apostasía del pueblo, que Dia pensó reprobarle por completo y exterminarle; y tan grande el pecado de Aar n, que también le exterminara Dios, si Moisés, con caridad heroica, no hul iera intercedido por su hermano y por todo el pueblo.

293. Y el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja; pecado ha tu pueblo<sup>2</sup>, que sacaste de la tierra de Egipto. Pronto se ha desviado del camino que que sacaste de la tierra de Egipto. Pronto se ha desviado del camino que le enseñaste; sacrificándole desahogar mi ti caudillo de Dios, diciendo pueblo, que Ti poderosa? ¡Al egipto, para quese tu ira, de Isaac y de ciendo: Multi toda esta tierra de Isaac y de que os tengo hablado, se la daré a vuestra posteridad, ara siempre». Con esto se aplacó el Señor, y dejó de ejecutura de la tierra de Isaac y de que os tengo hablado, se la daré a vuestra posteridad, ara siempre». Con esto se aplacó el Señor, y dejó de ejecutuello de la tierra de Egipto. Pronto se ha desviado del camino que le han formado un becerro de fundición, y le han adorado, yíctimas. Veo que ese pueblo es de dura cerviz; déjame ndignación contra ellos, y exterminarlos; que yo te haré a ma nación grande». Moisés, empero, rogaba al Señor, su escaste de la tierra de Egipto con fortaleza grande y mano le que no digan los egipcios: Sacólos maliciosamente de natarlos en los montes y exterminarlos de la tierra. Apláperdona la maldad de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de que os tengo hablado, se la daré a vuestra posteridad, ara siempre». Con esto se aplacó el Señor, y dejó de ejecutueblo el castigo que había pronunciado.

se oyen en los

Moisés del monte con Josué, su ministro, travendo en la mano las dos ablas de la Ley, escritas por ambas caras. Oyendo Josue el tumulto del pueblo que voceaba, dijo a Moisés: «Alaridos de guerra campamentos». Respondióle Moisés: «No es griterio de gentes que se exhortan al combate, ni vocerio de los que huyen; lo que oigo yo es algazara de gentes que cantan». Y habiéndose acercado ya al campamento, i de la campamento, i d

jolo a polvo, que esparció en el agua y dió de beber a los israelitas 4. Dijo después a Aari n: «¿ Qué es lo que te ha hecho este pueblo para que acarrearas sobre el tan enorme pecado?» Y viendo el desenfreno del pueblo, que se entregi ba a las abominaciones de la idolatría, poniéndose a la puerta del carepamento, dijo: El que sea del Señor, juntese conmigo.

8 ss.; 28 ss.)

Ya no le llama
pueblo» podía ver Me

Dios «mi pueblo», porque ha apostatado (cfr. Osee, 1, 9): en la expresión «tu sés un recuerdo de su oficio de mediador y la insinuación de que la miserico dia por las súplicas. Conforme a esto obró Moisés. de justa indignación e impulsado por Dios, para darles a entender que, rombabían hecho indignos del beneficio de la Ley divina. Del tamaño del Arca puede

divina se deja ganar <sup>3</sup> Hizo esto llevu piendo la Alianza, se colegirse el de las T

decir, 130 cm. por 7
Probablemente
trayó al fuego el ext
piedras y arena), arr
aquel suceso Moissa
d spreciable de la id

atria.

Hummelauer cuales, excluídos por ces habian disfrutado tigo que siguió a su modo excusable, pue tiscos en la fosa que del pasaje Exod. 32,

e que los iniciadores de la rebelión fueron los sacerdotes antes mencionados, los u contumacia de subir al Sinaí, y desposeídos de la dignidad de que hasta enton-se alzaron contra la disposición de Moisés y hallaron su ruina en el merecido cas-culpa. Así se explicaría fácilmente el proceder de Aarón, y aun sería en cierto con calculada prudencia y aparente transacción precipitó a los elementos levanthos mismos habían preparado. (Cfr. las insinuaciones de Hummelauer a propósito, muy oscuro por cierto, Das vormosaische Priestertum in Israel, Friburgo, 1899.

blas; aquélla tenía dos codos y medio de largo por codo y medio de ancho, 🥞 cm. o era la imagen de oro macizo, sino de madera revestida de oro. Primero der-tior metálico del ídolo que luego pulverizó, es decir, molió o redujo a polvo (entre lándolo por fin al arroyo, de donde solían sacar el agua para beber. Así describ-lismo (Dent. 9, 21). De esta manera comprendieron los israelitas lo ridículo 1

Iuntáronse solamente los hijos de Leví 1; a los cuales dijo: «Esto dice el Señor Dios de Israel: Ceñlos vuestra espada al cinto, e id de puerta en nuerta por el campamento, y matad a todo el que encontrareis (en la abominación de la idolatría), sea hermano, amigo o vecino». Ejecutaron los levitas la orden; y perecieron en aquel día unos veintitrés mil hombres 2.

295. Al dia siguiente dijo Moisés al pueblo 3: «Habéis cometido un necado enorme. Subiré al Señor, por si puedo inclinarle de algún modo a apiadarse de vosotros». Y habiendo vuelto al Señor, dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravisimo: se ha fabricado dioses de oro. Pero, perdónales esta culpa, o si no lo haces, bórrame del libro 4 que has escrito». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra Mí, a ese borraré Yo de mi libro. Mas tú, ve, y conduce a ese pueblo adonde te tengo dicho: mi Angel irá delante de ti. Mas en el día de la venganza 5 castigaré todavia ese pecado».

Prosiguió el Señor: «Yo enviaré a mi Angel delante de ellos. Mas Yo no quiero seguir en medio de ellos; pues es un pueblo de dura cerviz y me vería acaso obligado a destruirlo en el camino» 6. — Oyendo el pueblo estas tremendas palabras, prorrumpió en llanto, y nadie se vistió con sus acostumbrados adornos. Pues el Señor había dicho a Moisés: «Di a los hijos de Israel: eres pueblo de dura cerviz; si Yo llego una vez a aparecer en medio de ti, te exterminaré; ahora bien, quitate tus adornos, para

¹ No está claro por qué se reunieron en torno de Moisés solamente los hijos de Leví; pero ello prueba que la rebelión se dirigía particularmente contra Moisés. «El autor describe de un modo conciso y pintoresco... que en cierta ocasión, en el Sinaí, Moisés dominó un motín del pueblo con mano armada, ayudado por los levitas (su propia tribu, que le fué fiel), como lo da a entender Deut. 33, 9. Nada de inverosímil hay en ello. En un motín está muy indicada una orden sangrienta; y el no haberse defendido de los levitas el pueblo en masa, sólo prueba que los más fueron al motín arrastrados, y por eso retrocedieron al ver el rigor del castigo, y que los rebeldes contumaces y decididos fueron relativamente pocos» (Dillmann, comentando este pasaje). El castigo impuesto a los cabecillas era absolutamente necesario para deshacer el terrorismo que éstos ejercían sobre el pueblo. Los culpables no se sintieror con fuerzas para resistir; además, estaban rendidos de fatiga, desmadejados y borrachos después de un día de intemperancia, alboroto y desenfreno, y la conciencia les reprochaba su culpa.

¹ El texto hebreo dice: 3,000; la versión griega y algunos manuscritos de la Vulgata traen este mismo número; puede considerarse, por tanto, como auténtico. San Pablo habla (I Co. 10, 7-8) de 3,000; pero probablemente se refiere a otro suceso, a la prevaricación en que intervinieron los madiatas como seductores (cfr. núm. 385). Estos trágicos acontecimientos nos manifiestan una espantosa depravación, que en cualquier momento podía arrastrar al pueblo hebreo a toda suerte de aberraciones

depravación, que en cualquier momento podía arrastrar al pueblo hebreo a toda suerte de aberraciones depravación, que en cualquier momento podía arrastrar al pueblo hebréo a toda suerte de aberraciones y abominaciones paganas, también nos hacen admirar la santidad y justicia de Dios, que castiga a los culpables: pero al mismo tiempo su magnanimidad, que supo sufrir a este pueblo y a pesar de sus infidelidades, ora con castigos, ora con nuevas demostraciones de gracia y misericordia, alejó siempre de él estos horrores y le hizo su pueblo escogido.

Para los críticos de la escuela de Wellhausen, la parte que trata de los primeros acontecimientos del Circo de la escuela de Wellhausen, la parte que trata de los primeros acontecimientos del Circo de la escuela de Wellhausen, la parte que trata de los primeros acontecimientos del Circo de la escuela de Wellhausen, la parte que trata de los primeros acontecimientos del Circo de la escuela de Wellhausen, la parte que trata de los primeros acontecimientos del Circo de la escuela de Wellhausen, la parte que trata de los primeros acontecimientos del Circo de la escuela de Wellhausen, la parte que trata de los primeros acontecimientos de la circo de la escuela de Wellhausen, la parte que trata de los primeros acontecimientos de la circo de la escuela de Wellhausen, la parte que trata de los primeros acontecimientos del Circo de la escuela de la escuela de la escuela de la circo de la escuela de los primeros acontecimientos de la escuela de la escuela de los primeros acontecimientos de la escuela 
del Sinaí encierra cumo de los problemas analíticos más difíciles» (Kautzsch, Die Heilige Schrift des AT 49); aquí fracasan todas las tentativas de discernir fuentes. Prescindiendo de algunas corrupciones del texto y glosas explicativas, la narración es clara y digna de todo crédito. En el fondo de este relato se aprecia una gradación: Moisés interpone su valimiento en favor del pueblo y se ofrece a

relato se aprecia una gradación: Moisés interpone su valimiento en favor del pueblo y se ofrece a mismo en sacrificio; lucha con Dios, por que no se aleje de su pueblo, antes bien, le acompañe en el viaje por el desierto; pídele por fin que le permita ver la majestad divina y obtiene este favor y con el la confirmación de su misión y una prenda del feliz éxito que la ha de coronar. Todo esto precede a la renovación de la Alianza que sigue luego.

A Refiérese al Libro de la Vida, del cual se habla repetidas veces en la Sagrada Escritura; por ejemplo, Ps. 68, 29; 136, 16; Dan. 12, 1; Luc. 10, 20; Philipp. 4, 3; Apoc. 3, 5; 13, 8; 20, 15; 21, 27; 22, 19. — Esta expresión, tomada de las listas civiles de un reino, se aplica aquí simbólicamente al número de los que tienen derecho a los bienes del Reino de Dios en la tierra y en el cielo (cfr. Is. 4, 3; Ezech. 13, 9; santo Tomás. Summa theol. 1, q. 24). No quiere decir Moisés: ¡haz que muera i, tampoco: ¡bórrame del libro de los elegidos! Antes bien, penetrado de dolor y de amor, como más tarde san Pablo (Rom. 9, 33), expresa su deseo de ofrecerse, si posible fuese, en sacrificio, por salvar a sus hermanos. Así san Jerónimo.

E se decir, cuando los castigue en general por sus pecados; tal vez se refiera a la sentencia ful-

a sus hermanos. Así san Jerónimo.

Es decir, cuando los castigue en general por sus pecados; tal vez se refiera a la sentencia fulminada al año siguiente, al regresar los exploradores, en virtud de la cual todo el pueblo fué condenado a morir en el desierto (Num. 14, 22 §s.).

Dios había prometido (Exod. 29, 42 §s.) habitar en medio de su pueblo y mostrar su majestad, cono cuando iba delante de el en la columna de nube y de fuego. En el Sinal le mostró su gloria, mas pueblo por su infidelidad se hizo indigno de conservar esta señal de la presencia del Señor y prenda tavor, más aún, había merecido ser consumido por el fuego de la santidad divina que brilló en el (Exod. 24, 16-17). Por esto en adelante le precederá en su viaje el Angel del Señor y se instalará del campamento el Tabernáculo de la reunión (de Dios con su pueblo), hasta que Israel haganta y se renueve la Alianza.

ver qué tengo que hacer contigo» <sup>1</sup>. Despojáronse, pues, los hijos de Is-

rael de sus galas al pie del monte Horeb.

Moisés, recogiendo el Tabernáculo 2, lo extendió lejos, fuera del campamento. Por lo cual, todos los que tenían alguna cosa que consultar, salían fuera del campamento, al Tabernáculo de la Alianza. Y cuando Moisés salía para ir al Tabernáculo, se levantaba todo el pueblo y quedaba cada cual en pie a la puerta de su pabellón, siguiendo a Moisés con los ojos, hasta que entraba en el Tabernáculo. Y en el Tabernáculo de la Alianza descendía la columna de nube, y quedaba fija en la puerta; y todo el pueblo contemplaba esto y adoraba al Señor, cada cual en la puerta de su pabellón; y Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo 3.

296. Dijo Moisés al Señor: «Tú me mandas que salga conduciendo a este pueblo a Canaán; v no me haces saber quién es aquél a quien has de enviar conmigo 4; y eso, habiéndome dicho: Te conozco por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Si es cierto que yo he hallado gracia en tus ojos, sé Tú el guía, y vuelve tus ojos hacia este tu pueblo». El Señor dijo: "Yo mismo iré en persona delante de ti, y te procuraré el descanso» 5. Suplicó Moisés: «Si Tú mismo no vas delante, no nos hagas salir de este lugar; pues ¿en qué podremos conocer yo y tu pueblo haber hallado gracia en tu acatamiento, si no vienes con nosotros para que seamos respetados de todos los pueblos que habitan en la tierra?» Respondió el Señor a Moisés; «También haré lo que acabas de pedir; porque has hallado gracia en mis ojos y te conozco por tu nombre» . Alentado Moisés, dijo entonces: Muéstrame tu gloria. Respondió el Señor: "Yo te mostraré a ti todo el bien , y pronunciaré el nombre del Señor delante de ti; pues Yo uso de misericordia con quien quiero, y hago merced a quien me place». Y prosiguió: «Mi rostro no le puedes ver; pues ningún hombre me ve y vive. Mas Yo tengo aquí un paraje especial. Tú, pues, te estarás sobre aquella peña; y al

<sup>1</sup> Con esto confirma Dios aquel primer signo de voluntario arrepentimiento, dando a la vez a entender que no es imposible aplacarle,

trataba con Dios... como un hombre conversa con otro, aunque no vea su rostro. -- Este pasaje parece

ser una glosa aclaratoria interpolada.

<sup>4</sup> Según el contexto parece querer decir : «Tú no quieres seguir conmigo» ; de no ser El, cualquier otro le es indiferente. Moisés apela a la amistad con que Dios le honra y suplica al Señor por esta misma amistad, que El mismo sea el guía. Accede por fin el Señor, «Mi rostro», etc., es decir Yo

<sup>\*</sup> El Tabernáculo de la reunión de que se habla aqui sin haberlo antes mencionado, no es el Tabernáculo de la Alianza que más tarde se había de edificar (Exod. 26 ss.; cfr. 36 ss.), sino un lugar rentrico donde se ofrecían los sacrificios, se reunían los Ancianos, donde posó también la columna de nube y Dios habló con Moisés. Ahora lo erige Moisés fuera del campamento para dar a entender que Dios no quería seguir en adelante con su pueblo apóstata y perjuro. Ello contribuiría a robustecer la buena disposición del pueblo. Al mismo tiempo dió el Señor a Moisés delante de todos una prurha especial de íntima amistad y gracia, para consolarle en sus penas por tan triste apostasia, y para infundir al pueblo respeto y confianza hacia su experto jele y guía.

No como si viese el rostro (figura o ser) de Dios — cosa imposible, como dice a continuación:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Te daré contento. — La expresión «mi rostro», tantas veces repetida en este relato, según el uso hebreo y griego puede significar opersonas, «yo mismo» (como la palabra «nombre» que significa «ser»). Trátase evidentemente de una señal visible de su presencia, de una prenda de su protección y auxillocomo la columna de nube y fu-go que acompañó al pueblo hebreo al salir de Egipto, y como el Tabernáculo de la Alianza que más tarde dió el Señor a Israel (v. núm. 354). Dedúcese esto de Num. 10, 355 al levantarse el Arca, los enemigos serán disipados «de la presencia de su rostro (de Dios)», y de expresiones consagradas como: «aparecer», «sacrificar», «celebrar banquete sagrado», «regocijarse», «morar en la presencia del Scñor», es decir, en el Santuario, en el Templo donde Dios tiene su trono sobre el Arca del Testamento. Allí se contempla (por la fe) el rostro y la majestad del Señor; cfr. página 325, nota i. En un lugar de Isaías (63, 9) aparecen unidas las dos expresiones «Angel» y «rostro. de Dios» (sel Angel de su rostron). Pero es corrupción del texto. Las dos maneras de Revelación, por medio del «Angel de Dios» y por medio del «rostro de Dios», son análogas, pero no equivalentes.

Expresión humana que declara la amistad especial de que Moisés goza.

r En hebreo dice atodo ni bien», es decir, mi grandeza y especialmente mi bondad; pero no la esencia divina, que los mortales no pueden sufrir, sino, como se desprende de lo que sigue, por medio de palabras que ensalzan esta bondad, y de una misteriosa aparición tan hetmosa y sublime, que Dios le hubo de proteger durante ella con su omnipotencia, y él sólo pudo ver el reflejo que desaparecta. «La majestad del Señor» se mostró en la columna de nube (Exod. 16, 10), en los fenómenos del Sinata. al.a majestad del Señoro se mostró en la columna de nube (Exod. 16, 10), en los fenómenos del Sinar (Exod. 24, 17; v. num. 28); y en la nube que temporalmente aparecía en el Propiciatorio y en el Tabernáculo (v. núm. 304; (Exod. 40, 34; Lev. 6, 31) y llenó el Santuario en la dedicación del Templo salomónico (HI Reg. 8, 11. II Par. 7, 11). También se manifiesta en la tempestad (en los Tayos que rasgan las nubes). Mas todo esto no es la majestad de Dios, sino un reflejo y símbió de la misma. El profeta Ezequiel ve da majestad del Señoro que entra y sale del Santuario (Ezech. 9, 9; 43, 2), es decir, una aparición que simboliza la presencia del Señor (Ezech. 2, 1; el trono de Dios). De aquí se ve claramente cuán superficial sería considerar la majestad divina como un simple fenómeno natural, una tempestad. Cfr. ThR 1909, 397.

tiempo de pasar mi gloria, te pondré en el resquicio de la peña, y te cubriré con mi mano derecha, hasta que Yo hava pasado. Después apartaré mi mano y

verás mi espalda; pero mi rostro no podrás verle».

Dijo después el Señor: «Labra dos tablas de piedra, semejantes a las primeras, y Yo escribiré en ellas las palabras que contenían las que hiciste pedazos». Así lo hizo Moisés: v levantándose muy de mañana, subió con las tablas al monte. Y descendido que hubo el Señor en una nube, se estuvo Moisés con El. pronunciando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, dijo Moisés 1: «Señor, Señor, misericordioso, clemente, sufrido, piadosísimo y veraz, que conservas la misericordia para millares, y borras la iniquidad y los delitos y los pecados, y castigas la maldad de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación» 2. Al instante Moisés se postró de cara sobre el suelo v, adorando al Señor, dijo: «Si he hallado gracia en tus ojos, suplícote que vengas con nosotros, pues este pueblo es de dura cerviz 3: y perdones nuestras maldades y tomes de nuevo posesión de nosotros».

297. El Señor respondió: «He aquí que Yo estableceré de nuevo Alianza con vosotros en presencia de todos; haré prodigios nunca vistos sobre la tierra, ni en nación alguna; para que vea ese pueblo, que tú conduces, la obra terrible que Yo, el Señor, he de hacer . Vosotros observad todas las cosas que Yo os encomiendo en este día; y Yo mismo arrojaré de delante de ti a los cananeos; mas, guardaos de contraer jamás amistades con los habitantes de aquella re-gión; lo cual sería ocasión de vuestra ruina. Antes bien, destruid sus altares, romped sus estatuas, v talad sus bosques sagrados. No adoréis Dios alguno extranjero; pues el Señor es un Dios celoso. No hagáis pacto con los habitantes de aquellos países; no sea que os obliguen a comer de las cosas sacrificadas. Ni tomaréis mujeres para vuestros hijos entre las hijas de ellos; no suceda que después de haber idolatrado ellas, induzcan también a vuestros hijos a corromperse con la idolatría. No os hagáis dioses de fundición».

Y prosiguió 6 el Señor dándole instrucciones acerca de la fiesta de los Acimos, de la consagración de los primogénitos, de la fiesta del sábado, de la fiesta de Pentecostés y de los Tabernáculos, de la presentación de todos los varones delante del Señor en tres épocas del año, etc. Y dió, por fin, a Moisés este encargo: «Pon por escrito estas cosas, mediante las cuales he renovado la Alianza contigo y con los hijos de Israel». Mantúvose Moisés con el Señor (por segunda vez) cuarenta días y cuarenta noches, sin comer ni beber, y Dios escri-

bió los Diez Mandamientos de la Alianza en las Tablas.

Y al bajar Moisés del monte Sinaí con las dos Tablas de la Ley, despedía de su rostro rayos de luz , sin que él lo supiera, a causa de la conversación que

Dios procede así, porque los hijos, etc., imitan los pecados de sus padres y, si son inocentes, para probarlos, Cfr. núm. 285.

Inclinado de suyo a la rebelión; esto invoca aquí Moisés, para mover a Dios a compasión, como

el mismo Dios lo dijo hablando de todo el género humano luego del diluvio (Gen. 8, 21; cfr. núm. 106). En prueba de esta renovación de la Alianza, el Señor hará prodigios terribles, aniquilando las naciones que se opongan a la vocación del pueblo hebreo; Israel será el instrumento de la justicia divina y velara por el culto del verdadero Dios.

La Allanza de Dios, por su santidad e intimidad, es comparada en el Artiguo Testamento, y no menos en el Nuevo, con el matrimonio y los esponsales. De ahí que la idolatria es un adulterio o prosetudad. titución; y tanto más, cuanto que la idolatría cananca iba acompañada de toda suerte de impudicias y refinence abominables (cfr. núm. 124). — Por primera vez encontramos aquí el mandato de Dios relativo al trato con los cananeos, mandato que se consignó en el Libro de la Alianza (Exod. 23, 24 ss.) y que más adelante se inculca con frecuencia. No se habla de exterminio de los cananeos mediante matanzas sangrientas; sólo se prohibe con todo rigor tener amistad con ellos, concertar alianzas y matrimonios, participar en su culto y en sus banquetes idolátricos, en suma toda comunión religiosa con los habitantes de la discontración de la contractor de contracto tantes de la tierra prometida, condenados al exterminio por la enormidad de sus pecados; más aún, dice expresamente el Libro de la Alianza que la expulsión o exterminio de los canancos no ha de ser repentino, no se ha de llevar a cabo en un solo año, pues de esta suerte el país quedaria desierto y las ferentino, no se ha de llevar a cabo en un solo ano, pues de esta sucre et pais questina solo ano, fieras se aduenarian de él. Lo mismo dicen las disposiciones posteriores, por ejemplo, Deut. 7, 1 ss.; 12, 2 ss. Algo más enérgico se muestra Num. 33, 50-56, Deut. 20, 16 ss.; pero la orden de exterminio sin compasion está, en cierto modo, mitigada por las prescripciones relativas al anatema (cfr. Deut. 20, 16 ss.). 20, 16 ss. y núms. 372, 417).

Durante los cuarenta días con sus noches que Moisés pasó en el monte ayunando rigurosamente para expiar los pecados del pueblo (cfr. Deut. q. 18).

expiar los pecados del pueblo (cfr. Deut. q. 18).

Mon hebreo karán. Como kéren (rayo de luz) ordinariamente significa acuernos, los artistas pintan a Moisés con dos cuernos en la frente. Estos simbolizan los destellos de luz, o la virtud divina que Dios comunicó a Moisés, exteriorizada en los rayos que de su frente salfan. No hay razón alguna para ver en esto un emotivo mitológicos (cuernos = rayos del sol, o distintivo de los dioses en Oriente). ni quiera en la expresión cornulus de la Vulgata (a menudo erróneamente entendida), que quiere decir

había tenido con el Señor. Aarón, pues, y los hijos de Israel, viendo resplandeciente la cara de Moisés, temicron acercársele. Pero llamándoles Moisés, dióles cuenta de todo lo que con él había hablado el Señor. Y al terminar su discurso, cubrió su rostro con un velo, que quitaba cuando entraba a tratar con Dios, volviéndole a poner, una vez terminada su conversación con el Señor .

Según los santos Padres, el haber roto Moisés las primeras Tablas de la Ley significaba que no había de durar para siempre la primera Alianza, sino que había de ceder su puesto a otra más perfecta, a auna Alianza Nueva y eternas 2. El rostro radiante de Moisés cuando descendió del monte con las nuevas Tablas. significaba, según san Pablo, la gloria del Evangelio y de sus ministros, «Pues, si el ministerio de aquella Ley de muerte, grabada con letras sobre dos piedras, fué tan glorioso, que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, el cual no era duradero, ¿cómo no ha de ser sin comparación más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque, si lo que se anula ha estado lleno de gloria, lo que subsiste debe ser mucho más glorioso» \*. Y el cubrir Moisés su rostro con un velo luego que anunció a los israelitas las palabras de la Alianza, significa, según el Apóstol, que la Ley de la Antigua Alianza había de estar velada en su mayor parte a los judíos; pues no recibe verdadera luz sino en Cristo v en la Nueva Álianza, que los judíos rechazaron; v sólo «cuando se conviertan al Señor, se correrá el velo» 4. Por eso la Iglesia ruega el Viernes Santo que Dios quite de los corazones de los judíos este velo, para que también ellos reconozcan a Jesucristo Nuestro Señor.

#### 40. El Tabernáculo

(Exod. 35, 40; cfr. 25-27; 30, 1-31, 11)

298. Los descendientes de Jacob conservaron sin duda en Egipto las tradiciones y prácticas religiosas heredadas de sus mayores. No lo dice la Sagrada Biblia; pero de indicaciones hechas al desgaire se colige haber existido organización y prácticas que tenían sus raíces en la tradición; y así habla la santa Biblia, no sólo de los Ancianos del pueblo, sino también de los sacerdotes y de un Tabernáculo sagrado 5; y Moisés apoya ante Faraón su deseo de salir al desierto con la necesidad de «ofrecer un sacrificio» y «celebrar una fiesta del Señor» 6. Mas, por otra parte, las ideas tradicionales debieron de estar sometidas a múltiples influencias durante los siglos de estancia en aquel país pagano, cuya religión trascendía notablemente a la vida pública; por lo que las prácticas religiosas forzosamente habían de tropezar con múltiples obstáculos. Recuérdese la fiesta del sábado; los sacrificios hebreos, abominación para los egipcios, porque en ellos se inmolaban ciertos animales que éstos tenían por sagrados; la propensión israelita a la idolatría , tan a menudo reprendida por Moisés, etc. Por esto, después que Israel había reconocido a su Señor en la imponente revelación del Sinaí y aceptado la constitución que Dios se sirvió darle, debía recibir también un culto bien organizado, majestuoso y digno, y un sucerdocio escogido v santificado por el mismo Dios. Así sucedió después de la primera conversación que Moisés tuvo con el Señor en el monte 8 durante cuarenta días y cuarenta noches.

aradianten, y no adotado de cuernos». Los acuernose de Moises pueden considerarse como adistintivo del poder divino» (ATAO 397) en cuanto que daban testimonio de la misión y autoridad del jefe de

Israel.

El cubrir el resplandor del restro con un velo encerraba profundo misterio, como se colige de II Cor. 3, 13. Moisés cubría su rostro después de comunicar las divinas revelaciones al pueblo; no fuese éste a creer, al ver que el resplandor era pasajero, que también la Alianza del Sinaí era una nuese este a creer, at ver que et resplandor era pasajero, que también la Alianza del Sinaf era una cosa transitoria, y no cuidase de cumplirla. eEste velo, dice el Apóstol, sigue todavia corrido cobre los libros del Antiguo Testamento, de suerte que los judios no reconocen que ha cesado el resplandor de la Antigua Alianza, es declr, sus instituciones saludables, y que debe cesar por haberse cumplido en Criston. CIr. Göttsberger, Die Hulle des Moses nach Exod. 34 y 11 Cor. 3, en BZ XVI 1 ss.

<sup>11</sup> Cor. 3, 7 ss.

Cfr. núm. 278, 285, 286; Hummelauer, Das vormosaische Priestertum 1 ss.; Feldmann, Israels Religion. Sitte und Kultur in der vormosaischen Zeit, en BZF VIII 11, 30 (422) 88. Núm. 123.

Núm. 242, 255 S.

<sup>&</sup>quot; Núm. 291.

Renovada la Alianza, congregó Moisés al pueblo, inculcóle de nuevo la quarda del sábado, y prosiguió: «Este es el precepto que me ha dado el Señor: De vuestras cosas, separad las primicias i que cada uno espontáneamente y de orazón quiera ofrecer al Señor: oro, plata, cobre y bronce; jacinto, púrpura y rana dos veces teñida 2; lino fino 3, pelo de cabra 1; pieles de carnero almaradas y moradas ; maderas de setim 6; aceite para mantener las lámparas, aromas para confeccionar el ungüento y los perfumes de suavísimo olor; iedras de ónice y demás pedreria para ornato del efod y del racional». nvitó también Moisés a todos aquellos que tenían aptitudes artísticas a que iniesen y ayudasen a confeccionar todo lo que el Señor había mandado: el l'abernáculo con todas sus partes, el Arca con sus accesorios y las vestiduras acerdotales.

Todos ofrecieron al Señor con ánimo prontísimo, no sólo medio siclo de plata para la construcción del Santuario 9, sino también muchísimos dones voluntaios: brazaletes de oro, cadenillas, sortijas, pendientes y toda clase de alhajas; os príncipes de las tribus ofrecieron piedras preciosas y especies aromáticas.

l'odos ofrecieron con devoto corazón sus donativos al Señor.

Dió entonces Moisés a conocer los nombres de los artífices que Dios mismo nabía escogido y llenado de inteligencia y conocimiento para tan gran obra: Beseleel v Ooliab. Asoció a otros que de suyo se ofrecieron para trabajar, y ntrególes todas las ofrendas de los hijos de Israel, Luego pusieron manos a a obra, mas el pueblo prosiguió todos los días por la mañana ofreciendo nuevos lones, hasta que Moisés hizo saber, a voz de pregonero, que no se recibirían ya nás donativos. El oro ofrecido llegó a veintinueve talentos y setecientos treinta siclos; la plata, a cien talentos y mil setecientos setenta y cinco siclos; el cobre bronce, a setenta talentos y dos mil cuatrocientos siclos 10.

Llamóse esta piedra ónix, propiamente uña de dedo, por su color; era muy estimada en la antigüedad. Otros traducen la palabra hebrea schoham (pálido) por berilo verde pálido, o crisopraso verde

En hebreo terúmah = elevación (de rúm, ser alto, elevado); es una palabra que significa, un

En hebreo teruman = elevación (de rúm, ser alto, elevado); es una palabra que significa, co seneral, don ofrecido al Señor.

Tres clases de purpura: jacinto, de color azul oscuro; púrpura, de color rojo oscuro; carmesi, púrpura rojo-escarlata muy subido. El tinte de púrpura, tan estimado casi como el oro, se preparaba en la tinta de un molusco del mismo nombre; el carmesi se obtenía del quermes, insecto hemíptero, que vive en la coscoja. Dos veces teñida significa que primero se teñía la lana antes de trabajada y une se volvía a teñir la hebra.

<sup>(</sup>fr. núm. 202. Cfr. núm. 174.

En hebreo pieles de tascha, probablemente vaca marina, que aun hoy se ve en el mar Rojo.

En hebreo omadera schittimo, es decir, madera de acacia, de bello aspecto, ligera, pero fuerte y duradera. A consecuencia de la tala continua de los bosques durante siglos (ctr. núm. 273), la acacia no crece en la Península de Sinaí con la abundancia y tamaño que antes. Ctr. Fonck, Streifzüge, etcetera, 94 ss., 146.

naranja, o crisoberilo de un color brillante azul claro.

Cfr. núm. 318. \*\* La suma de estos tributos ascendía a 100 talentos y 1.775 siclos, es decir, 301.775 siclos ó 603.550

\*\*Medios siclos, lo cual esta de acuerdo con el número de israelitas mayores de 20 años, que resultó del medios siclos, lo cual está de acuerdo con el número de israelitas mayores de 20 años, que resultó del censo verificado nueve meses más tarde (cfr. núms. 352 y 258). Los 100 talentos de plata estaban destinados expresamente para confeccionar basas en que se sustentaban los 48 tablones que formaban las tres paredes del Tabernáculo y las cuatro columnas de las cuales pendía el velo del Sancta Sanctorum; los 1.775 siclos restantes se habían de emplear en la fabricación de los travesaños y argollas y en recubrir de plata los capiteles de las columnas. — Este tributo sirvió de pauta más tarde al rey Joas (836-797) para exigir otro semejante con que restaurar el Templo (IV Reg. 12, 4; II Par. 24, 6). Después del destierro introdujo Esdras un tributo anual de ½, de siclo para remediar las necesidades del Santuario (II Esdr. 10, 32); en tiempo de Jesucristo se había convertido en ½, siclo o dos dracmas áticos (el didracma, llamado también tributo de Moisés o del Templo; cfr. Matth. 17, 23). Después de la destrucción del Templo por el emperador Tito, los judíos se vieron obligados a pagar este tributo al templo de Júpiter Capitolino. (Fl. Josefo, Bell. 7, 6, 6).

Las medidas fundamentales de peso eran en Asia Menor el talento, la mina y el siclo. Los israe-litas (hasta el destierro) calculaban el peso eran en Asia Menor el talento, la mina y submúltiplos de la mina. Los israelitas dividían el talento en 3.000 siclos (30 minas de a 100 siclos), los babilonios en 60 minas de a 60 siclos (= 3.600 siclos). El peso de un siclo hebreo equivalía a 8,4 gr., el de un

de la mina. Los israelitas dividían el talento en 3.000 siclos (30 minas de a 100 siclos), los babilonios en 60 minas de a 60 siclos (= 3.600 siclos). El peso de un siclo hebreo equivalía a 8,4 gr., el de un talento a 20 Kg. Los babilonios tenían dos clases de pesos: «real» (con doble patrón: grave, de 16,8 g. y figero, de 8,4 g. y el siclo) y «común» (también con doble patrón: de 17,4 g. y 8,7 g. el siclo respectivamente). Los israelitas tenían clase ánica de pesos, pero con doble patrón de 8,4 g. y 16,8 g. el siclo respectivamente; éte último era la «pesa del Santuario». El siclo de oro calculado con la pesa del Santuario». El siclo de oro calculado con la pesa del Santuario valía, aproximadamente, 45 marcos oro. La relación entre la plata y el oro en Israel parece iader sido, 1,12 (cfr. Kalt. Bibl. Archaelogía núm. 67). Según esto, 87,730 siclos de oro equivalen a unos 4 millones de marcos oro y 301.775 siclos de plata, a más de un millón de marcos oro, suma que no nos parecerá exagerada si consideramas la enorme abundancia de metales nobles que había en Oriente y la suntuosidad con que adornaban sus templos. Refieren Strabón y Diodoro que los sabeos Poseían tan gran cantidad de objetos de oro y plata, que las tribus del norte se los daban a cambio en Peso cobre y hierro. Según Diodoro (1, 9) y Herodoto (1, 183), el oro de las estatuas y objetos del templo babilónico de Bel se calculaba en 7.000 talentos, más de 800 millones de marcos oro, y en la templo babilónico de servicio de su calculaba en 7.000 talentos, más de 800 millones de marcos oro, y en la

299. Hicieron primero los artífices el Tabernáculo 1 (fig. 42). llamado también «Tabernáculo de la Alianza», «Tabernáculo de la reunión» (de Dios con Moisés), «Tabernáculo del testimonio», porque allí lo daba Dios de su presencia, o también «Mansión», porque allí quería Dios habitar de asiento entre su pueblo; mientras que, en el Tabernáculo anterior, sólo se establecía de pasada. Dispusieron todo exactamente como Dios había mandado y mostrado punto por punto a Moisés. Pues todo encerraba significación profunda, y debía simbolizar la majestad de Dios y su Alianza con Israel y prefigurar los misterios de la Nueva Alianza.

El racionalismo antiguo combatió la posibilidad de la construcción del Tabernáculo, fundándose en la incompetencia técnica y en la falta de materiales necesarios, pues la preciosidad de su mueblaje no está en armonía con el «suelo



Fig. 42. - El Tabernáculo en el desierto. Reconstrucción.

del desierto». Mas se debe tener en cuenta que los israelitas habían visto durante muchas generaciones los magníficos templos egipcios y el solemne culto de los mismos. Menguado hubiera sido el aprecio que de su Dios mostraban, si no hubiesen instalado el Santuario con toda la magnificencia que las circunstancias permitían. No les faltaban medios, pues los israelitas salieron de egipto provistos de muchas cosas, y aun podían adquirir otras muchas en el Sinaí, comprándolas a los comerciantes madianitas que por allí pasaban. Ni carecían de artífices capaces de construirlo en poco tiempo; pues sería verdaderamente extraño que no hubiese encontrado cultivadores entre los hebreos el arte egipcio, tan desarrollado en todas las ramas de la técnica y del arte (especialmente en orfebrería e industria textil...—Wellhausen combate la historicidad del Tabernáculo por razones histórico-religiosas y llama al Tabernáculo de la Alianza «ficción» (falsificación del Priestercodex de la época posterior al destierro, con que se pretendió dar apariencia de venerable antigüedad a la centralización del culto en el Templo de Jerusalén). Pero, aun aquellos críticos que no conceden valor histórico a la descripción bíblica del Tabernáculo, rechazan la hipótesis

aum boy flevan sobre 81 km mujeres de Arabia.

<sup>1</sup> Averça dol Tahernáculo y sus objetos cfr. Scholz, Die Heiliger Altertumer des Volkes Israel
I 147; Schegg, Bibl. Archäologie 406 ss.; P. Odilo Wolff O. S. B., Der Tempel von Jerusalem, eine
kansthist. Studie über seine Masse und Proportionen (Viena, 1912) 16 27; Schick, Die Stiftshütte, der
Tempel von Jerusalem und der Tempelberg der Jetztein (Berlin 1860).

caida de Ninive debió de destruir Sardanápalo más de un millón de talentos de oro y diez veces otros tantos de plata (unos 200.000 millones de marcos oro) (cfr. Bähr, Symbolik des mos. Kultus I 285 ss.). Suponiendo que fuesen 50.000 los hombres y mujeres que contribuyeran a los gastos del Tabernáculo, corresponde a cada persona 15 g. de oro y 50 g. de plata, cantidad insignificante comparada con la que aun boy llevan sobre sí las mujeres de Arabia.

<sup>\*</sup> Cfr. Hommel, Die altist, Cherliegering 180.

Cfr. Spiegelberg, Geschichte der agyptischen Kunst (Leiwig 1902) 30 50 88.; OLZ 1900 y 1907, nümeros 56 y 69 de la sección Altertumsberichte; Kayser-Roloff, Aegypten 3 159 88.

de Wellhausen v admiten que en época antigua existió un Tabernáculo-Santuario precursor del Templo i. Pero aunque actualmente se admite la posibilidad y aun la existencia efectiva de un Santuario transportable por el desierto, se ha intentado darle una significación opuesta a los datos de la santa Biblia. Los panbabilonistas se fijan en que el Tabernáculo y el Arca fueron construídos sepún modelo mostrado por Dios; y en este dato bíblico creen yer una confirmación de su teoría orientalista, según la cual, todo lo terreno es imagen de lo celeste <sup>2</sup> También encuentran cierto parecido entre el Arca de la Alianza y las harcas o cofres de los dioses, usados en Egipto v en otros pueblos. El modelo dado por Dios se describe con todos sus pormenores en *Exod.* 25 ss.; y de *Exod.* 24, 10 (cfr. núm. 288) nada se sigue en pro de la teoría panbabilonista. Ni prejuzga el significado religioso del Tabernáculo y del Arca el parecido externo que ambos puedan tener con los santuarios e instrumentos del culto pagano: en esto, sólo los datos bíblicos son decisivos,

El Tabernáculo se componía del Santuario (en hebreo mischkan mansión) y del Atrio. El Santuario estaba dividido por un velo en dos partes: el Santo o Sancta y el Santísimo o Sancta Sanctorum. Las conveniencias del pueblo y el continuo vagar por el desierto exigían que el Santuario fuese fácilmente desmontable v portátil. A este fin, sus paredes estaban formadas por cuarenta v ocho tablones de madera de setim (de acacia), revestidos de oro , colocados verticalmente : cada uno de los cuales tenía diez codos de longitud (el codo = 0.525 m.). codo v medio de anchura v (según Fl. Josefo, Ant. 3, 6, 3) el grosor de la longitud de un dedo (½ de codo); veinte de estos tablones formaban la pared del mediodía y otros veinte la del norte; los ocho restantes, la del oeste.

Estas tres paredes cerrahan un espacio de treinta codos de largo por diez de ancho y alto. Cada tablón apoyaba en dos basas de plata, y hacia el exterior tenía una argolla de oro; unas varas de madera de setim, recubiertas de oro. pasaban horizontalmente por estas argollas v suietaban el maderamen, formando un todo firme e impidiendo toda suerte de oscilación 4.

Cuatro cubiertas componían el techo del Santuario: la primera, la interior, constaba de diez cortinas : de biso (lino



Fig. 43. - Arca del Testamento

fino), de diferentes colores (jacinto, púrpura y grana dos veces teñida), decoradas con variedad de bordados que representaban querubines, palmas, flores, etcétera. (Cada cortina tenía veintiocho codos de largo por cuatro de ancho; cinco de ellas, unidas entre sí formaban una pieza. Cada una de las dos grandes piezas estaba provista de cincuenta presillas de color azul celeste, las cuales se

Kittel, Geschichte des Volkes Israel 1º 352. Gressmann, Die Anfange Israels (Schriften des AT

<sup>11140 38:</sup> ss.; cfr. Kortleitner, Arch. bibl. 71-77. El texto distingue el oro (ordinario) del oro puro: el primero es una aleación, de modo que recubierto de oro» puede significar: dorado o guarnecido (recubierto) de láminas de oro; el segundo empleada en los objetos del Sancta Sanctorum — es oro de copela, tan puro y fino como se podía obtener en aquellas circunstancias.

y sulta opinión de Schik (Silishatte 21), el fuerte travesaño, distinto de los pasadores que rodeaban y sulta opinión de Schik (Silishatte 21), el fuerte travesaño, distinto de los pasadores que rodeaban y sultaban las paredes del Santuario, y que tanto ha dado que pensar a los exegetas, es la bana del Santuario, sostenida por la columna central de la puerta y por dos brazos unidos a los tablones angudares del fondo; esta barra se elevaba 15 codos (esto es, alzaba 5 sobre el cuerpo del edificio y sustentaba las cubiertas, las cuales, amarradas con cuerdas a unas estacas fijas en el suelo, dejaban todavía un espacio cubierto fuera de la armazón de madera. Esto daba aspecto de tienda al Santuario. Wolli (Der Temple) con fernsalem), pero otros rechazan esta opinión y creen que sólo estaban sujetas al suelo con estacas, a la manera de las tiendas de los beduínos, las dos cubiertas superiores que servian para proteger el Santuario contra las inclemencias del tiempo (la de pieles de carnero y la de pieles de foca).

correspondían unas con otras; por ellas se unían ambas piezas mediante otros tantos broches de oro, formando así la cubierta interior. Seguía la segunda cubierta, tejida de pelos (negros) de cabra; constaba igualmente de dos piezas; la una de cinco y la otra de seis tapices, de treinta codos de largo y cuatro de ancho cada uno. Luego la tercera cubierta, de pieles de carnero, almagradas; y finalmente la cuarta, de pieles moradas, para proteger el Tabernáculo contra la intemperie (en la estación de las Iluvias).

El velo del Sancta Sanctorum era semejante a la cubierta interior de la techumbre; pendía de cuatro columnas de madera de setim recubiertas de oro y apoyadas en pedestales de plata. Cubría la entrada del Santuario otra cortina parecida a la anterior, pero sin bordados, pendiente de cinco columnas de ma-

dera de setim, recubiertas de oro v sustentadas en pedestales de bronce.

**300.** El velo dividía el Santuario en dos partes: el Sancta y el Sancta Sanctorum. Este último tenía diez codos de largo 1, ancho y alto; era, pues, exactamente cúbico. En medio de él se guardaba el Arca de 1a Alianza con las Tablas de la Ley y el Propiciatorio.

El Arca de la Alianza era de madera de setim, tenía dos codos y medio <sup>2</sup> de largo por uno y medio de ancho y alto; estaba revestida exterior e interiormente de oro purísimo y coronada de áurea moldura; tenía cuatro anillas de oro en los ángulos, dos en cada lado, por los cuales pasaban dos varas de ma-



Fig. 44 Mesa de los panes de la proposición

dera de setim, doradas, que nunca debían retirarse, y servían para transportar el Arca. En el Arca se depositaron las Tablas de la Ley y probablemente también el vaso con el maná ; y más tarde se colocó también la vara florida de Aarón . Cubríala el Propiciatorio, llamado también Oráculo o Trono de la gracia. Era una plancha de oro purísimo, de dos codos y medio de largo y codo y medio de ancho; sobre ella se posaban dos querubines de oro repujado, erguidos, puestos frente a frente y mirando al Propiciatorio y protegiéndolo con sus alas extendidas. En el Propiciatorio, entre los dos querubines, se mostraba Dios especialmente dadivoso; hablaba a los hijos de Israel por medio de Moisés y les anunciaba su voluntad; de ahí el nombre de Oráculo y Trono de la gracia .

**301**. El Santo tenía veinte codos de largo por diez de alto y ancho. En él se colocaba la mesa de los panes de la proposición; frente a ésta, al mediodía, el candelabro de oro de siete brazos; próximo al velo del Sancta Sanctorum, el altar del incienso, también de oro.

La mesa de los panes de la proposición (fig. 44), de dos codos de largo por

<sup>5 14</sup> m.

<sup>1,3</sup> m. de largo, 0,78 m. de ancho.

<sup>3</sup> Cfr. núm. 274.

Colígese este de Hebr. 9, 4; pero la preposición ceno puede significar, como en Exod. 16, 32 ss, Num. 17, 10 (texto hebr. 17, 25): junto, al lado del Arca de la Alianza. Aun colocando la vara diagonalmente, hubiera sido preciso acortarla, pues es de suponer que tendría casi la altura de un hombre. En el Templo de Salomón vaso y vara se guardaban en lugares propios, y el Arca encerraba solamente las Tablas de la Ley, mencionadas también en Exod. 25, 16 21; 40, 20. El Libro de la Ley, que por orden de Moisés debía guardarse al lado del Arca de la Alianza, se depositó, según parece, en la cámara de los tesoros del Templo.

<sup>\*</sup> Probablemente de rodillas y en figura humana.

A proposito del significado y objeto del Arca de la Alianza, la crítica llega a los resultados más contradictorios. Unos la consideran como mero trono de Yahve, mientras que otros, rechazando tal supuesto como muy inverosimil, la tienen simplemente por un símbolo de la divinidad o por una materialización de Yahve o, finalmente, por una urna donde se guardaba la imagen de Yahve o algunas piedras sagradas (fetiches). Los más la consideran como santuario de guerra y nicegan unánimemente que en ella se hubiesen guardado las Tablas de la Ley. Pero la historia bíblica, única fuente que tiene autoridad decisiva en este asunto, sólo conoce el Arca como trono de Dios invisible (ael cual tiene su trono sobre los querubines». Exod. 40, 32); toda otra hipótesis pugna con el culto israelita, que nunca admitió imágenes de ninguna clase. Es asimismo antigua y unánime la tradición de estar depositadas en el Arca las Tablas de la Ley, testimonio perenne de la Alianza de Dios con su pueblo; de ahí el combre de «Arca de la Ley» (efr. III Reg. 8, 9 21; ferem. 3, 16). El haberla sacado más tarde al eampo de batalla no prueba que fuese un santuario de la guerra. La analogía dei Arca de la Alianza con otras arcas paganas es muy lejana y extrínseca. El trabajo de Gressmann, Die Lade Yavhes (1920), nos muestra lo que la crítica ha hecho del relato bíblico. Cfr. Dürr, Ursprung und Bedeutung der Bundeslade, en Zeitschrift für Theologie und Seelsorge (Bonn) I 17 ss.

uno de ancho y uno y medio de alto, era también de madera de setim, chapeada de oro purísimo: bordeábala cornisa de oro: apovábase en cuatro columnitas, reforzadas a la mitad de su altura por listones horizontales adornados con áureas

molduras; cuatro anillas de oro, una en cada pie, atravesadas por dos varas de madera de setim recubiertas de oro, facilitaban el transporte de la mesa. Sobre ésta se ponían, en dos pilas de a seis, sobre sendos platillos, doce tortas delgadas 1, según el número de las doce tribus de Israel. Cada una contenía dos décimas de efi 2 de flor de harina. Amasábanse sin levadura 3. Sobre cada pila se veía una tacita de oro con incienso, que se quemaba los sábados en el atrio, al renovarse los panes de la proposición. Colocábanse también sobre esta mesa unas vasijas de oro con vino, que se ofrecía a Dios, es decir, se derramaba en el altar de los holocaustos al quemarse el incienso. De donde se ve claramente, que los panes de la proposición eran ofrendas, por lo que únicamente los sacerdotes, y sólo en lugar sagrado, podían comerlos ! Llamábanse panes de la proposición o panes



Candelabro de siete

de la faz de Dios, porque estaban constantemente depositados como ofrenda perpetua delante del Señor.



Altar del incienso.

Frente a la mesa de los panes de la proposición colocó Moisés el candelabro de siete brazos (fig. 45) de oro finísimo repujado; su peso, incluídos los accesorios, era de un talento . Sobre un basamento en forma de caja, semejante al Arca de la Alianza, y sustentado en tres pequeños pies, se levantaba el tronco del candelabro, decorado con cuatro cálices de flor, abiertos, con sus botoncitos y florecitas. De aquí arrancaban seis brazos, tres por cada lado; los motivos ornamentales de éstos eran semejantes a los del tronco, tres cálices de flor. Los brazos alcanzaban la misma altura que el tronco. Brazos y tronco remataban en otras tantas lamparitas planas, de tal manera dispuestas, que los mecheros miraban al norte. Día v noche! debían arder delante del Señor, por lo que cada tarde se las llenaba de aceite purísimo de oliva, preparado a este exclusivo objeto.

El altar del incienso (fig. 46) 8 estaba construído de madera de setim y recubierto de oro finísimo. Era rectangular, de un codo de largo y ancho por dos de alto; llevaba en la parte superior una orla o cornisa, y hacia la mitad de su altura, otra, de oro. Cuatro cuernos de cro 9 salían de los vértices superiores, y

Cfr. Lev. 24, 5.

Es decir, 2 gomor, o sea 7,28 litros (cfr. página 164, nota 2, y Kalt, Bibl. Archaologie núm. 69). FI Josefo, Ant. 3, 6, 6.

Si una extrema necesidad aconsejaba otra cosa, debía, por lo menos, estar legalmente puro quien los comía (cfr. núm. 488).

<sup>\*</sup> Cir. Krüger, Der siebenamige Leuchter, en TQS 1857, 238 88.: Hasak, Der siebenamige Leuchter und die andern Tempelgeräte, en IIL 1915, 200 ss. Estaba colocado oblicuamente, de suerte que las 7 luces parecían una sola al que las miraba desde la puerta, sin perder esencialmente la dirección este-oeste. Cfr. núm. 298.

Cir. Lev. 24, 4: «En este purisimo candelabro han de estar siempre colocadas las lámparas delante del Señoro. De día, según Fl. Josefo (l. c. 3, 8, 3), ardían sólo 3 lámparas, según el Talmud por lo menos una; durante la noche, las 7.

La crítica combato sin razón la historicidad del altar del incienso, tanto en el Tabernáculo como

<sup>&</sup>quot;La crítica combate sin razón la historicidad del altar del incienso, tanto en el Tabernáculo como en el Templo. El sacrificio del incienso es antiquísimo, y se ha demostrado que exista en Egipto, Siria y Arabia ya en la época preisraelita. No se comprende que Israel, cuyo culto tantos puntos de contacto tenía con los del mundo que le rodeaba, no practicase desde el principio el sacrificio del incienso. Ahora bien, los libros Sagrados dan a cada paso testimonio de este sacrificio y del altar en que se ofrecia (Exod. 37, 25 ss. Lev. 4, 7. Is. 6, 6. III Reg. 6, 20. I Par, 28, 18, Escch, 41, 22, I Mach, 1, 23; 4, 49). Un interpolador seguramente no hubiera esperado hasta este pasaje (Exod. 37, 25 ss.) para hablarnos del altar del incienso, sino que lo habría mencionado ya en Exod. 25.— El incensario de oro que, según san Pablo (Hebr. 9, 4), se hallaba en el Sanctarum, no es el altar del incienso, sino el braserito de oro que depositaba el sumo sacerdote en el Sanctar Sanctorum el día de la Expiación.

" Que semejaban a los del toro; no, como creen los rabinos, unos pilarcitos rectangulares, o asideros en forma de semihexaedros.

ros en forma de semihexaedros.

cuatro argollas de oro bajo la cornisa para las varas de transporte. En él se quemaba el incienso mañana y tarde 1.

303. Rodeaba al Santuario el Atrio, de cien codos de largo (52 metros y medio) por cincuenta de ancho (26 1/4 m.). Estaba formado por sesenta columnas de madera (con pedestales de bronce y capiteles plateados), a cinco codos de distancia unas de otras, trabadas por la parte superior mediante unas varillas de plata; de estas colgaban cortinas sencillas, blanças, de torzal de lino fino; las cuales cerraban completamente el Atrio, sin dejar hueco alguno. Sólo al oriente quedaba una entrada de veinte codos de anchura, que se cerraba con una cortina de la misma calidad que la del Santo. Al Sancta Sanctorum, solamente el sumo sacer-

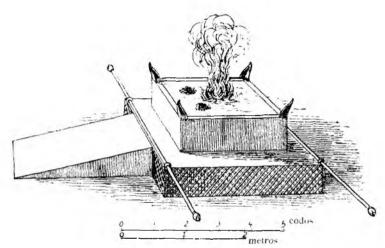

Fig. 47. -Altar de los holocausties

dote tenía acceso; al Santo, los sacerdotes; y todo el pueblo, al Atrio, donde estaban el altar de los holocaustos, el baño de bronce, y los instrumentos para degollar las víctimas destinadas al sacrificio,

El altar de los holocautos (fig. 47) tenía cinco codos en cuadro por tres de alto, de madera de setim, recubierto de bronce. Un enrejado también de bronce. servía de parrilla. De los cuatro ángulos superiores salían cuatro cuernos 2 broncíneos. Rodeaba al altar, hasta la mitad de su altura, una plataforma unida a la base; a ella subía el sacerdote oficiante por un plano inclinado .

son pecunares de los islacitas, sino que se encuentran también en los attares de otros puebos antiguos fenicios, árabes, griegos, romanos, etc. Su origen es muy oscuro. Acaso procedieran de las columna de piedra (masseba) conocidas ya de los Patriarcas (Gen. 28, 18), las cuales simbolizaban la presencia de la divinidad; erigíanse también en los altares, pero con el tiempo fueron retirándose a los ángulos

y se redujeron por fin a la forma de «cuerno».

¹ En el *incienso* entraban estos componentes: 1, mirra (cfr. núm. 193) o más probablemento estoraque, resina producida por un árbol de Oriente, semejante en la forma al encino y en las hojas al arce; 2, ónice o uña olorosa, opérculo de una especie de cañadilla (género Murex), que abunda en las aguas del gollo pérsico y mar índico, uno de los perfumes más apreciados aun hoy en Oriente 3, gábano aromático. Existen variedades de este arbusto en Arabia y Siria; la ordinaria suministra una resina de olor desagradable, de ahí la advertencia de emplear gálamo naromático; 4, inciens translúcido, es decir, purisimo; probablemente resina de una planta de la familia de las terebinácea del sudeste de Arabia (Anvris Katal); tal vez incienso índico, resina producida por un árbol muy esbelto (Boswellia serrata sive thurifera) de hojas pinnadas y flores pequeñas, de color pardo, inciense mucho más precioso que el arábigo. Cfr. Scholz, Die heitigen Illerhoner I 163
² Los cuernos eran parte esencial del altar, el cual quedaba profanado si aquéllos se quitaban. Ne son peculiares de los israelitas, sino que se encuentran también en los altares de cotro pueblos antiguos fenicios, árabes, griegos, romanos, etc. Su origen es muy oscuro. Acaso procedieran de las columna

y se redujeron por un a la forma de «cuerno».

Elevábase de la tierra es-taban prohibidas las gradas. Exod. 20, 26; Lev. 0, 221, probablement por la parte oriental del altar, de suerte que al subir el oficiante miraba al Tabernáculo (Ezech. 43, 17). En el Templo de Herodes la subida era por el lado del mediodía. Según algunos intérpretes, del bordexierior de la plataforma bajaba hasta el suelo un enrejado que tenía por objeto preservar de profana ción la parte inferior del altar y el suelo donde se derramaba parte de la sangre de la víctima.

Entre este altar y el Santuario, tal vez un poco apartado, se hallaba el haño de bronce, en el cual, so pena de muerte, debían lavar los sacerdotes las manos v los pies, antes de subir al altar para el sacrificio v antes de entrar en el Sanruario, en señal de la imprescindible pureza y santidad de cuerpo y alma. Estaba fabricado de los espejos (metálicos) ofrecidos por las mujeres que servían en el santuario, o por las que de tiempo en tiempo allí se congregaban 1

304. En seis meses 2 se terminó la obra. Entonces mandó el Señor a Moisés que instalase el Tabernáculo con todos sus objetos y accesorios después de ungirlos con óleo 3; que se le presentase a la entrada del Tabernáculo a Aarón y sus hijos, los lavase y vistiese con los sagrados ornamentos y los ungiese sacerdotes por toda su descendencia 4. Erigio. pues, Moisés el Tabernáculo; y después de instalarlo y ordenarlo todo —era esto el día primero del primer mes del segundo año de la salida de Esipto-he aquí que una nube de fuego (Scheschina) cubrió el Tabernáculo, y la gloria de Dios lo llenó, de suerte, que Moisés no se atrevía

Y aunque esta gloria prodigiosa pasó con la consagración, la nube ouedó siempre en el Tabernáculo durante todo el viaje por el desierto. Cuando ascendía del Tabernáculo, alzaban los israelitas el campamento; cuando sobre él posaba, hacían alto allí mismo. Durante el día cerníase sobre el Tabernáculo con aspecto tenebroso; por la noche resplandecía como una llamarada; de suerte, que en toda la peregrinación era vista por los israelitas. También el Señor quedó en adelante presente de modo prodigioso en el Tabernáculo, poniendo en una nube su trono entre los querubines del Sancta Sanctorum; y cuando Moisés deseaba consultar algún asunto, descendía el Señor a este lugar para oir los deseos del caudillo 4.

El Tabernáculo se nos presenta como un todo magnífico y armonioso en todas sus partes. Y siendo Dios mismo quien dió, punto por punto, las instrucciones para la construcción, menester es que todo encierre profunda significación. Mas, no diciendo nada expresamente la Sagrada Escritura acerca del particular, queda libre campo a la investigación . El Santuario simbolizaba, ante todo, la Alianza entre Dios e Israel; era el lugar donde el pueblo trataba con Dios v le tributaba el culto, v donde Dios se complacía en habitar con su pueblo y comunicarle sus gracias 8.

El Sancta Sanctorum era su habitación propiamente dicha. Estaba en la parte que mira a occidente; hacia ese punto cardinal habían de dirigir el rostro en las oraciones, y no hacia oriente — apartándose de la costumbre de los paga-

Exod. 38, 8. Este «reunirse» o «congregarse» acaso tengan relación con ciertos servicios que regularmente prestaban las mujeres por tandas, como los sacerdotes y levitas (Num. 4, 23, y otros pasajes); tal vez se trate de las mujeres o hijas de las familias sacerdotales. Según la tradición (conser-

pasajes); tal vez se trate de las mujeres o hijas de las familias sacerdotales. Según la tradición (conservaria en el Targum de Onkelos), dicho servicio era la oración; según la versión griega, el ayuno (y la oración). Cfr. núm. 322. — En pinturas egipcias vemos representadas mujeres con un espejo en la mano, ocupadas en el servicio sagrado de la danza y del canto (Weiss, Buch Exodus 343).

Habia llegado Israel al Sinaí al principio del tercer mes (Exod. 10, 1; cfr. núm. 284); nueve meses después se construyó el Tabernáculo, pero algo antes estaba ya todo preparado (Exod. 39, 32 ss.; 40, † 17); y antes de poner manos a la obra pasaron algunos días en preparativos para la promulgación de la Ley, y luego en pactar la Alianza; siguieron luego las dos ascensiones de Moisés al Sinaí, de 40 días cada una, separadas por un intervalo de algunos días (Cfr. Exod. 19, 1 a 24, 11; 24, 18; 34, 28).

\*\*Avod. 30, 22-33 explica la composición del óleo de ungir: un hin (6 litros) de aceite de oliva mozclado con cuatro especias aromáticas: a) 500 siclos (8 ½ Kg.) de mirra flúida (bálsamo; v. pásica too, nota 1); b 250 siclos de canela aromática, corteza interior de las ramas del canelo; c) 250 siclos de ácoro, raíz muy aromática de la planta de este nombre, existente en Arabia; d) 500 siclos de Sasia, corteza de una variedad del árbol de la canela. Cfr. Scholz, Die heiligen Altertumer I 44 ss.; BZ VII 17. BZ VII 17

Antes de relatarnos cómo se llevó a cabo esta consagración (Lev. 8, 1), nos da cuenta el Levitico

Antes de relatarnos cómo se llevo a capo esta consagração (1.1.1).

Antes de relatarnos cómo se llevo a capo esta consagração (1.1.1).

Cfr. Exod. 40, 32-36; Num. 0, 15-23; 14, 14; Deut. 1, 33.

Cfr. en particular Exod. 25, 22 y 30, 6; Lev. 1, 1 y 16, 2; Num. 7, 89; también Exod. 40, 34 8; 1 ll. en particular Exod. 25, 22 y 30, 6; Lev. 1, 1 y 16, 2; Num. 7, 89; también Exod. 40, 34 8; 1 ll. en particular Exod. 25, 22 y 30, 6; Lev. 1, 1 y 16, 2; Num. 7, 89; también Exod. 40, 34 8; 1 ll. en particular Exod. 25, 22 y 30, 6; Lev. 1, 1 y 16, 2; Num. 7, 89; también Exod. 40, 34 8; 1 ll. en particular Exod. 25, 22 y 30, 6; Lev. 1, 1 y 16, 2; Num. 7, 89; también Exod. 40, 34 8; 1 ll. en particular Exod. 40, 34 8;

Ulr. Scholz I. c. I 184 ss. Chr. Exod. 25, 8; 20, 45, 8; 1. Lev. 15, 31; Num. 2, 17; 5, 3. Acudir al Tabernáculo era lo mismo que comparecer en la presencia de Yahve (Exod. 34, 23 ss. Lev. 0, 5; 23, 40. I Reg. 1, 3), y este habitar de Dios en medio de su pueblo es para los profetas y los apóstoles figura de otro mucho más espléndido, entre los hombres, en la tierra y en el ciclo. Cfr. Is. 4, 6: Esech. 37, 24; Apoc. 21, 3.

nos que adoraban el sol !. El interior era completamente oscuro; porque Dios es invisible y estaba allí presente envuelto en la nube<sup>2</sup>. Como el más santo de los lugares, era también el más suntuoso e impenetrable; y lo restante era tanto más sencillo en su materia vitanto más accesible a los hombres, cuanto más distaba de este santísimo recinto. Sólo el sumo sacerdote y una sola vez al año (en el día de la Expiación) podía entrar en el Sancta Sanctorum. En el Santo tenían acceso todos los sacerdotes, para el servicio diario. En el Sancta Sanctorum sólo había objetos que se relacionaban directamente con Dios: las Tablas de la Ley escritas por su mano, base de la Alianza con Israel y compendio de la Revelación, de las enseñanzas, preceptos y conscios divinos. Como el más preciado tesoro y el objeto más sagrado para Israel a guardábanse en un arca preciosísima de madera incorruptible v de oro purísimo, imagen del corazón que, guardándolos, resplandece en pureza e incorrupción. El Propiciatorio con el Trono de la gracia, era el lugar donde Dios se mostraba a su pueblo y donde aceutaba la sangre de la reconciliación por las transgresiones de la Ley, en el gran día de la Explación del pueblo. Los querubines, símbolo de los custodios del Paraíso, miraban hacia el Propiciatorio que cubría el Arca, donde se encerraban las Tablas, y extendían sobre él sus alas en señal de custodia y protección: simbolizaban también el respeto y aderación de la divina voluntad y la fidelidad en el servicio divino; pero, sobre todo, representaban la presencia de Dios, el cual tiene su trono sobre los querubines. Por eso se aprecian también bordados en la cubierta interior del Tabernáculo y en el velo del Sancta Sanctorum. El vaso con el maná, que se guardaba en el Area, era un perpetuo recuerdo del alimento milagroso que recibiera Israel en el desierto, y una continua advertencia de que «no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» 4; invitaba, por consiguiente, a los israelitas a poper toda su confianza en Dios y entregarse sin reserva al cumplimiento de su santa voluntad. La vara de Aarón era una prueba perpetua de la institución del sacerdocio levítico; el Libro de la Lev, depositado también en el Arca, era un argumento irrecusable de la santa voluntad de Dios frente a la contumacia de los israelitas: testimonio incontrovertible de la verdad y santidad, en medio del torbellino de las pasiones del pueblo escogido y del influio de los pueblos paganos .

306. El Tabernáculo, habitación de Dios en medio de su pueblo, era a la vez el lugar donde Israel se reunía con Dios para saber su voluntad, para reconciliarse con El, servirle e invocarle en las necesidades. En el Santuario, del altar del incienso ascendía cada mañana hacia el ciclo una nube de perfume, símbolo de la oración 6. Por lo que, al mismo tiempo que encendía el incienso, el sacerdote oraba, acompañándole los fieles fuera del atrio . En la mesa de oro de los doce panes de la proposición se veía siempre esta ofrenda incruenta y acima (pura y sin mezcla de corrupción) del Antiguo Testamento, como perpetua acción de gracias por el alimento corporal y por todos los bienes terrenos; v como símbolo de la entrega a Dios v de la pureza y limpieza de corazón, necesarias para la unión con El. El candelabro de oro, que estaba enfrente de esta mesa, con sus siete luces vueltas hacia ella, tenía por objeto iluminar y adornar el Santuario 8; mas era, al mismo tiempo, símbolo de la verdadera luz que ilumina todo el mundo", esto es, de Dios, a quien se enderezaba la ofrenda y de quien únicamente podía recibir su consagración y la virtud bienhechora. El aceite era imagen del Espíritu de Dios; las siete luces que de este aceite se alimentaban, significaban las siete irradiaciones, los siete dones del Espíritu Santo, compendio de todas las gracias, que hacen posible la vida sobrenatural, la verdadera y completa entrega a Dios 16. Por eso el candelabro siempre encen-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Ezech. 8, 16; santo Tomás, Summa theol. 1, 2, q. 102, u. 4 ad 8. <sup>2</sup> Nubes y tinieblas en su derredoro (Ps. 90, 2; cfr. Lxod. 19, 9; 20, 21; Deut. 4, 11; Ps. 17, 10; H. Par. 5, 14; 6, 1).

S. Cir. J. Reg. 4, 21, Ps. 25, 8; 77, 60 8; 231, 7 8.

Deni. 8, 5. Deul. 31, 26 88.4 32, 16 36 88. Ps. 140, 2 1 poc. 5, 8; 8, 3.

I no. 1, 10, Santo Tomas, Summa theol. 1, 2, q. 102, a. 4 ad 6.

toann. 1, 3 s.; 8, 12 1 toann. 1, 5, ts. 10, 17; 49, 5; 60, 1 19. Sap. 7, 26.

dido representaba asimismo la vida sobrenatural del pueblo escogido; y sus siete lámparas significaban la vida de fe empleada en buenas obras, alimentada constantemente por el aceite, es decir, por el espíritu y la gracia de Dios<sup>1</sup>.

307. Mientras que el Sancta Sanctorum era prenda y símbolo de la presencia del Señor en medio del pueblo, y el Santo recordaba a Israel el deber de entregarse completamente a Dios y de vivir unido con El por mediación de los sacerdotes, el Atrio, accesible a todos, por ser lugar destinado a los sacrificios cruentos y a las purificaciones, recordaba constantemente la necesidad de la

expiación y de la santificación de las almas.

En el altar de los holocaustos se ofrecían los sacrificios que exteriorizaban estos sentimientos. Los cuernos simbolizaban el vigor y la salud plena que, irradiando del altar, se comunicaban a los hombres; ungíanse con la sangre de la víctima, a fin de aproximarla en cierto modo a Dios y alcanzar más abundantes gracias. Era el altar, por consiguiente, lugar de salud y bendición divina, y de ahí también asilo de los injustamente perseguidos <sup>2</sup>. El baño de bronce, donde se hacían las purificaciones prescritas para antes de ofrecer el sacrificio o entrar en el Tabernáculo, recordaba que, sin pureza de alma, no se puede acercar a Dios.

- 308. Todo el Antiguo Testamento, pero singularmente el Tabernáculo, con el Atrio y los objetos sagrados, encerraba profundo sentido típico e íntima relación con la Iglesia del Nuevo Testamento, con su naturaleza y destino, con sus gracias e instituciones 3, y sobre todo con sus templos. La Iglesia de Cristo, como el Tabernáculo, es un todo majestuoso, bien ordenado, sólidamente eslabonado, armónico e íntimamente unido. Sus más preciosos tesoros son, no las Tablas de la Ley, que eran de piedra, sino el legislador mismo, que deposita su ley de amor en las tablas vivientes del corazón. La mesa de los panes de la proposición es el Santo Tabernáculo con el Santísimo Sacramento; el candelabro, el Evangelio; las siete lámparas, los siete dones del Espíritu Santo y los siete Sacramentos; el altar de los holocaustos es el madero de la Cruz, de ningún valor en sí mismo, pero de infinito, por el sacrificio que en él se llevó a cabo; el baño de bronce es la pila bautismal, imagen del Redentor, cuya sangre preciosa se derrama, como de otras tantas fuentes de salud, por las cinco aberturas de sus sagradas llagas, y nos purifica de todos nuestros pecados.
- 309. El templo cristiano es la casa de Dios entre los hombres por manera más sublime y propicia. En el Sancta Sanctorum, en el coro (presbiterio) está el Arca de la Alianza, el Tabernáculo con el Santísimo Sacramento, donde Josús está presente día y noche bajo las especies de pan, envuelto como de una nube, pero verdadera, real y sustancialmente, con su humanidad y divinidad. El Santísimo Sacramento está dirigido hacia oriente; porque en Jesús nos nació el sol de justicia; el vaso del maná es el cepón que encierra el verdadero pan del cielo; las Tablas de la Ley son el Evangelio, que antiguamente se guardaba junto al Santísimo Sacramento y que se canta en el coro (presbiterio) de la iglesia. La mesa de los panes de la proposición del Tabernáculo recuerda el Santisimo Sacramento expuesto a la adoración del pueblo, o distribuído a los fieles en la mesa del Señor. El altar del incienso está sustituído por las oraciones infinitamente preciosas de Cristo y de su Iglesia, las cuales se elevan del altar y ascienden al cielo; o también por la oración pública y privada del Oficio Divino de los sacerdotes y por las plegarias de los fieles. El candelabro de oro, que día y noche ardía en el Sancta Sanctorum, está reemplazado por la lámbara del Santísimo, imagen de Cristo, luz del mundo, y por nuestra devoción y amor que nunca deben apagarse. Al Atrio corresponde en nuestras iglesias la nave a donde todos tienen acceso. La pila bautismal nos recuerda el altar de la Cruz, donde se realizó la reconciliación con Dios; la pila del agua bendita nos trae a la memoria la limpieza de alma, necesaria para entrar en la casa de Dios.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 5, 16; 25, 1 ss. Luc. 12, 35. Phillip. 2, 15 s. <sup>2</sup> Aquí hallaba protección contra las venganzas el que involuntariamente cometía un homicidio flugar de refugio). — En determinados casos se llevaba la sangre de la victima del attar de los holocaustos al del incienso, al velo del Sancta Sanctorum, y al mismo Sancta Sanctorum y al Propiciatorio para dar a entender la necesidad de la explación y santificación que sólo Dios concede. Cfr. núm. 299 300.
<sup>2</sup> Hebr. 8, 5 ss.; 9, 1 ss.; 10, 1 ss.

# 41. Les sacrificios de la Antiqua Alianza

(Lev. 1-7: 16: 22)

- 310. El tercer libro de Moisés, llamado Levitico 1, refiere como Dios despues de haber edificado para sí una habitación en medio de su pueblo y escogido por sacerdotes a Aarón y sus hijos<sup>2</sup>, organizó el servicio sacerdotal de una manera perfecta, dando reglas acerca de los actos de culto, ministros y tiempos sagrados. Primero dictó disposiciones acerca de los sacrificios: luego instituvó sumo sacerdote a Aarón, mandó ungir el Tabernáculo y todos los objetos sagrados y también a Aarón, unido inseparablemente al Santuario, y consagrar sacerdotes a sus hijos (cap. 1-10). Dió después a éstos instrucciones acerca de su oficio, santidad de su misión, solemnidades y fiestas (especialmente cap. 10 y 21-25). Los capítulos 11-15 contienen leves relativas a la purificación; los capítulos 17-20 hablan de la inmolación de las víctimas, de la prohibición de comer sangre de animales, etc., de los impedimentos matrimoniales por parentesco, de diversos preceptos e instrucciones y de castigos establecidos para diversos pecados. El capítulo 26 contiene bendiciones para quienes cumplan lo prescrito y maldiciones para quienes lo quebranten. El capítulo 27 habla de los votos v de los diezmos 4.
- 311. Los actos religiosos prescritos por el Señor se refieren todos más o menos a los sacrificios. Divídense éstos, en cruentos e incruentos 4. Para los sacrificios cruentos se destinaban los animales más nobles y preciosos ; para los incruentos, los productos más importantes y excelentes del reino vegetal, que sirven de alimento al hombre. Assi lo exigían la infinita majestad y perfección de Dios y la significación del sacrificio mismo, que es la entrega voluntaria que hace el hombre de una parte de sus bienes.

Para los sacrificios cruentos, sólo se permitían animales vacunos, oveias v cabras ; en ciertos casos, tórtolas o palominos. Las victimas habían de ser sanas. sin defecto, perfectas y de cierto vigor? Para los sacrificios incruentos (aparte del sacrificio del candelabro y del incienso) se empleaban, en calidad de ofren-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es decir, Libro de los Levitas, porque trata de cómo Dios escogió a la tribu de Levi para su santo servicio y contiene principalmente disposiciones referentes a los levitas y a su sagrado ministerio.

santo structo y contiene principalmente disposiciones references a los revieres y a su sugrado minima.

Cle Exod. 25-30: 30-40; núm. 291.

La mederna crítica del Pentateuro (v. núm. 31) ve en las leyes del Levinco, que atribuyo al PC (Priestercodex), una codificación de las prácticas rituales posteriores al Destierro, trasladadas a ciempos preteritos mediante una ficción (falsificación. Pero aun los mismos racionalistas van concediendo poco a poco que ose debe renunciar a la idea de que la codificación literaria de un asunto sea a la vez argumento de la antiguedad del asunto mismo. En el Priestercodex, junto a cosas recientes y la vez argumento de la antigueda del asunto musilo. En el Priestercoaca, junto a cosas recientes y auto novisimas, hay otras antiguas y antiquisimas... Gran parte de ellas son practicas rituales antifores al Destierro, presentadas aqui con nuevo ropajon (Baentsch en OLZ 1908, 87). Aun se verá precisada la crítica a revisar este juicio en vista de las muevas investigaciones. Dadas las sorprendentes analogías del culto mosaico con el arábigo antiguo, vel Priestercodex bíblico... puede pasar ante la crítica como una compilación del culto de Yahu, reducida a jórmulas por Moisés mismon. (Grimme, Ein Kampfruf gegendas AT, en Hochland 1921 II 404).

Cir. Kortleitner, Arch. bibl. 291-354. - La crítica racionalista niega el origen mesarco de las leyes israelitas concermentes a los sacrificios, alegando la actitud que observaron los profetas respecto a los mismos (lerem. 7, 21 s. ls. 1, 11 ss. Annos. 5, 25 s. Ps. 40, 8 ss.). Con todo los profetas no rechazaron el sacrificio como tal, sino que combatieron la falsa idea de que les sacrificios externos rechazaron el sacrificio como tal, sino que combatieren la falsa idea de que les sacrificios externos pueden ser gratos a Dios y satisfacer a la Ley si no van acompañados del esperitu interior. La critica concede que el prisaje de Jeremias 7, 21 ss., no ha de entenderse al pie de la letra; no se comprende que el Profeta «contradiga con esto abiertamente una tradición que, siendo hijo de sacerdote, seguramente no le era desconocidan alkautzsch, Die Heitige Schript des Al 743, ¿Cômo habia de descehar el sacerdote Jeremias el culto de los sacrificios en cuanto tal? Tan lejos estaba de esto que, como profeta, no comprendia el futuro mesianico sin sacrificios, más nomerosos que antes (31, 14; 33, 18). SI Isans y Amós rechazaran los sacrificios, habría que decir que también rechazan la oración y el canto de los Salmos de que hacen mención con los sacrificios; lo cual no hay critico que se arteva a sostener. 2 cademás que Israel admitirse entre sus cauciones religiosas Salmos as entre a con nueva con el culto edemás que Israel admitiese entre sus cauciones religiosas Salmos que están en pugna con el culto divino más sublime? Malaquías dice claramente que Dios se complace en los sacrificios, cuando estos sen expresión de tos sentin entes religiosos interiores del que los ofrece.

son expresion de los sent n'etaes rengasos interiores dei que los offece.

Those admittan los peces, por la facilidad con que se corrompen; facilidad con que se corrompen; facilidad su anonales substitute porque viven alejados del bombre, y no se puede decir que sean propiedad suya.

Acerca del origen y significado del sacrificio efr. num. 78.

El ganado debía tener por lo menos 8 días; las oveias y cabras, un año; los animales vacunos podían tener dos o tres años, y aun cinco y hasta si te. De Gedeon se cuenta en ludio, o, 25, que sacrificó un toro de siete años.

das, cereales en distintas formas: harina gruesa 1, harina de trigo candeal 2 panes acimos o tortas de harina; en calidad de libación se usaba el vino. Toda ofrenda iba acompañada de «sal de la Alianza», y casi todas, de aceite e incienso. Los panes de las ofrendas debían ser ácimos , para significar su pureza y la obligación de ofrecerlos con puro corazón. El aceite, símbolo del Espíritu de Dios, significaba la necesidad de que la ofrenda y los sentimientos del oferente fuesen acompañados y penetrados del espíritu divino y de la fe sobrenatural. La sal de la Alianza representaba el poder de Dios, que resplandece en la Alianza, y la vida de fe, que es el condimento de la ofrenda 4. El incienso era imagen de la oración, que debe acompañar al sacrificio. — Los sacrificios incruentos ora acompañaban a los cruentos (holocaustos y hostias pacíficas), ora se ofrecian solos, independientemente de todo otro sacrificio , como el de Caín y el de Melauisedec.

312. El ritual del sacrificio cruento comprendía estos cinco puntos:

1. Presentación de la víctima. 2. Imposición de las manos. 3. Inmolación 1. 4. Aspersión de la sangre. 5. Combustión de la víctima o de parte de ella, sirviendo lo restante para alimento de los sacerdotes y para el banquete de los oferentes.

El que ofrecía el sacrificio debía llevar por su mano la victima al altar del Atrio, imponerle las manos sobre la cabeza en señal de entrega a Dios y de sustitución, confesar sus pecados e inmolarla también por su mano junto al lado oriental del altar. Un sacerdote, ayudado a veces por los levitas, recogía la sangre en una copa y rociaba después con ella, según la clase e importancia del sacrificio, el altar de los holocaustos o del incienso, el velo que cubría el Sancta Sanctorum o el Arca de la Alianza. Con esto se hacía entrega a Dios de la vida del animal y de la del oferente, a quien la víctima sustituía in. Por fin, partido el animal en pedazos, se quemaban todos o parte de ellos en el altar, juntamente con las ofrendas, mientras los sacerdotes intercedían por el oferente. Entre tanto se ofrecían las libaciones, derramándolas en derredor del altar, para significar la entrega de ellas y del oferente a Dios. La destrucción de la víctima significaba la aceptación divina; pues el fuego, que siempre ardía en el altar, de Dios procedía y santo era 11. Los sacrificios eran, pues, cun banquate del Señor», cun olor agradable a Dios», porque expresaban el alejamiento

Las estigas maduras se secaban o tostaban al luego; luego se ntolia o trituraba el grano.

<sup>1.</sup>a ofrenda prescrita para la purificación de la mujer sospechosa de infidelidad, se preparaba con har na de cebada (Num. 5, 15).

La levadura, que hace fermentar la masa, es imagen de la corrupción y putrefacción; por eso estaba excluida de los sacrificios; por la misma razón lo estaba también la miel. Solamente los primeros punes hechos con trigo de la nueva cosceha, que se ofrecian por Pentecostés, debían ser fermentados, porque representaban el pan de cada dia.

La sal de la Alianza es signo de la indisoluble amistad entre Dios y su pueblo y de la gracia une di aqui procede, la cual da el condimento y la fuerza a la oración y al sacrificio en el acatamiento de Dios (Lev. 2, 13, Mach. 6, 48). Conocida es la costumbre que tienen los árabes y otros pueblos de comer con el huésped pan y sal, antes que otra cosa, en señal de estrecha amistad. — La sal no debe lattar en mugun banquete, y menos en el banquete sagrado que se celebrada después del sacrificio. La sal preserva de la corrupción, y por lo mismo es signo de incorruptibilidad y constancia; de ahi la espresión «Alianza de sal», como si dijera, alianza eterna (Num. 18, 14. II Par. 13, 5).

Cir. num. 302 Su rificios incruentos independientes eran ha panes de la proposición, el incienso y el candelabro 40 Taber acuio feir, num. 301 sort también lo eran el grano, harina o tortas que ofrecian voluntariamente los istacitas; el sacrificio pro peccato de un pobre de solemnidad; el sacrificio de la consigra-ción de Amón y sus hijos, y la oblación que diariamente ofrecia el sume sacerdote; las primeras gastllas, el segundo dia de Pascua; los primeros panes, el día de Pentecostés; finalmente el sacrificio por

visos (Lev. 2; 5, 1 ss.; 5, 14 ss.; 23, 10 17 ss. Num. 5, 15 ss.). La inmolación era el acto central del sacrificio; purs la clusión de la sangre, en la cual se creta estar el asiento de la vida (Lev. 17, 11), venía a representar y sustituir la entrega de la vida del recente; la aspersión era ciertamente un complemento litúrgico esencial de aquel acto, en cuanto que aproximaba a Dios la sangre, o sea, la vida del oferente. Por eso en muchos lugares del A. T. se usa nalabra (chach, stimulacione, para designar el sacrificio, y el verbo (abach, stimulare, como sinónimo de sacrificar) (cfr. Gon. 31, 54; Lec. 3, 8-11; 17, 7; Deat. 12, 27; 33, 10).
 Evide 26, 16, Lec. 4, 4, 4, 5, 20, 33; 8, 22; (a, 21, Non. 5, 7).
 Los sacrificas immolabro solamente las palemas, para poder reciar en seguida el altar con su

sangre, pues esta era poca para recogerla en un vaso.

t Cr. 1-ro, 17, 11; d.a vida de la carne del animal) está en la sangre, y yo os la he dado cratregador, esólo para que con ella podáis satisfacer sobre el altar por vuestras vidas; porque la sangre ha de servir de explación por la vidan efe, núm, non.

Dios mandó expresamente (Lav. 6, 6) que el sacrificio se quemase sólo con fuego del altar de los confidencias de la confidencia de la con

helocaustos; en el primer sacrificio (cuando Aarón sacrificio publicamente por primera vez), vino fuego del Señor, es decir, del Tabernáculo, y consumió la víctima (Lev. 9, 24; v. num. 321).

del pecado, la entrega a Dios : y sobre todo, figuraban el sacrificio único verdadero e infinitamente grato de su Unigénito. - Cuando sólo una parte de la víctima se consumía en el fuego, lo restante se quemaba fuera de los campamentos, o lo comían los sacerdotes en el Atrio, acompañados a veces del oferente y de los amigos de este la según la clase del sacrificio. La invitación al banquete era una prueba singular de amistad y unión con Dios.

- 313. Los sacrificios, tanto cruentos como incruentos, se distinguían por el fin a que se enderezaban. Los más frecuentes y comunes eran los holocaustos. En estos sacrificios, las víctimas se quemaban completamente en el altar , en señal de reconocimiento y adoración de la Maiestad suprema de Diis y como símbolo de la entrega absoluta a Dios y a su santo servicio. Las hostias pacíficas recibían el nombre de las relaciones de paz y amistad del oferente con Dios, relaciones que aquél quería demostrar y confirmar con su sacrificio. Este podía ser de dos clases: impetratorio v de acción de gracias, va por los favores recibidos, va en cumplimiento de un voto. Los sacrificios propiciatorios tenían por objeto restablecer la amistad con Dios. La Ley distinguía dos clases: sacrificios por el pecado (chattath, sacrificium pro peccato) v sacrificios por el delito (ascham. sacrificium pro delicto). La idea fundamental de este sacrificio era la satisfacción (satisfactio); siempre que se quebrantaba la justicia para con Dios o para con el prójimo, además de reparar los daños, se debía ofrecer un sacrificio pro delicto, como parte esencial de la penitencia. El sacrificio pro peccato tenía por objeto reconciliar al hombre de infracciones impremeditadas, y limpiarle de ciertas impurezas legales. Su fundamento era, pues, la expiación (expiatio).
- 314. Para holocausto se permitían sólo animales machos. Holocausto (de un cordero), era el sacrificio cotidiano del Santuario, mañana y tarde; como sacrificio privado, el holocausto estaba prescrito para la mujer que había cumplido los días de su purificación y para el nazareo, al terminar el tiempo de su consagración. La sangre se esparcía en derredor del altar, para que no faltase en este lugar el recuerdo de la necesidad que el hombre tiene de expiar sus pecados, y para representar el verdadero sacrificio, del cual recibían su valor y sentido los sacrificios de la Antigua Lev. — Las hostias pacificas, lo mismo que los holocaustos, suponían estado de paz o de gracia en el oferente; si éste era reo de algún pecado o delito, debía primero ofrecer un sacrificio de expiación. Cen la sangre de las hostias pacíficas se rociaba los lindes del altar; sólo se quemaba la grosura + como lo mejor de la víctima. Lo restante se empleaba en el banquete del sacrificio 🦎 en el cual temaban parte los amigos del oferente, los levitas y los pobres, invitados por aquél. En los sacrificios voluntarios de hostias pacíficas se permitían animales hembras.

Ofrecíanse sacrificios por el pecado 6 (una cabra), en el novilunio, en Pascua. Pentecostés, Año Nuevo y en el día de la Expiación. Estaban prescritos como sacrificios privados para la purificación de los leprosos, de las madres y de los nazareos. La víctima debía ser conforme a la condición y recursos del oferente. La sangre de las víctimas del sacrificio apro peccato y pro delicto» se derramaba

¹ Esto sucedia sólo en los sacrificios de hostias pacíficas. — Pero de los sacrificios pro percato y pro delicto no podía participar el oferente, porque antes de ser comensal del S-ñor debía reconciliar-

Sólo se le quitaba la pi d, que pertenecía al sacerdat.
 No había sacrificio expiatorio para los pecados ede mano alzadan, es decir, cometidos contra Dios a sabiendas y con premeditación; estos se expiaban con la muerte. Así la blasfenila, la violación del sábado, la idolatría, los agüeros, los pecados contra naturam, algunas faltas graves contra la tey ceremonial, etc. 4 La grasa de las visceras con el redaño, los riñones con su manteca, los lóbulos del hígado y el

rabo, muy rico en tejido adiposo de alguna variedad ovejuna.

rabo, muy rico en tejido adiposo de alguna variedad ovejuna.

\* El pecho correspondia al sacerdote oficiante; el cuarto trasero derecho se ofrecia a Dios y era asignado a los sacerdotes en concepto de comensales de Dios y en recomensa de su servicio.

\* En la época premosaica no se hace mención de sacrificios pro peccato. Pero se demuestra su antigüedad por la temprana aparición del concepto iat'at en el sur de Arabia, y por lugares de la Escritura, como l Reg. 3, 14, IV Reg. 12, 17 v Osce 4, 8, que lo suponen conocido (cfr. Landersdorfer, Bibel und süda-uh Altertumsforschung, en BZF III 5/6, página 60). Acerca del sacrificio expiatorio véase Médebielle, Le symbolisme du sacrifice expiatoire en Israel (Biblica 1921, 141, 88.; 273 88.).

en el altar de los holocaustos : pero además se untaban con ella los cuernos i del altar y en casos especiales de mucha importancia, se rociaba con ella el altar del incienso, el velo del Sancta Sanctorum y el Arca de la Alianza. La grosura se quemaba en el altar; lo restante lo comían los sacerdotes en el Atrio; pero si el sacrificio expiatorio se ofrecía por el sumo sacerdote o por todo el pueblo. se quemaba todo (a excepción de las partes gordas) fuera del campamento 2 (más tarde fuera de Jerusalén). El no haber banquete significaba cuán grande sea el aborrecimiento de Dios al pecado, que excluye al hombre de la comunidad con el Señor a. El banquete de los sacerdotes o la combustión de lo restante significaba que Dios recibía el sacrificio del pecador y con ello le daba una prenda de perdón. — En todos estos sacrificios expiatorios era necesaria la confesión del becado, por lo menos en general. Para ciertos pecados se prescribían sacrificios expiatorios especiales. Quien quisiera ofrecer uno de estos, debía primero confesar al sacerdote el pecado que lo motivó 4.

315. La eficacia de los sacrificios de la Antigua Lev era triple: 1, sacramental (ex obere oberato): los sacrificios conferían la justicia legal a los israelitas, limpiándoles de las impurezas levíticas; san Pablo llama a los sacrificios santificación «en orden a la purificación de la carne» . 2. simbólica: todo sacrificio ofrecido con pureza de intención, era una prueba de fe, adoración, gratitud, esperanza, amor y arrepentimiento del oferente. 3, típica (ex opere operantis): los sacrificios del Antiguo Testamento, como figuras del sacrificio mesiánico, conferían la justicia y el perdón, y devolvían el estado de gracia, supuesta siempre la recta intención del oferente. Eran por tanto indispensables para obtener la remisión de los pecados. Por eso dice el apóstol san Pablo: «sin efusión de sangre no hay remisión» <sup>6</sup>. Mas esa virtud no radicaba en las víctimas y ofrendas. La Lev, como dice san Pablo, no puede «jamás hacer justos y perfectos a los que se acercan a sacrificar; porque es imposible que con sangre de toros y de machos de cabrío se borren los pecados». Por eso se repetían los sacrificios y se multiplicaban las víctimas; porque «si la Ley con sus sacrificios confiriese la santidad a los oferentes, cesaran éstos de ofrecer sacrificios, no teniendo va conciencia de pecado, una vez que fueron santificados» 8. Ello no obstante, tenían la virtud de reconciliar con Dios. Por esto dice el Señor haber concedido a los israelitas la sangre de las víctimas: porque con ella satisficiesen por sus almas sobre el altar, y en el día de la Expiación se reconciliasen y purificasen de todos los pecados 9.

346. Los sacrificios de la Antigua Lev eran figura del sacrificio perfecto de Jesucristo, y se ofrecían con la fe en el futuro Redentor y en unión espiritual con el sacrificio mesiánico. Por la íntima unión con éste, comunicaban aquéllos por adelantado la gracia santificante merecida más tarde por el sacrificio de Jesucristo y unida inseparablemente al mismo. El sacrificio de Jesucristo es el cumplimiento perfecto de los sacrificios de la Antigua Ley. Es un sacrificio de valor infinito, efectuado en verdadera y perfecta sustitución nuestra; por él somos asantificados para siempre, y no es necesario otro sacrificio por los pecados» 19. En el Santo Sacrificio de la Misa tenemos un sacrificio perpetuo. Este solo sacrificio es suma y recapitulación de las virtudes de todos los sacrificios: es la más sublime alabanza, perfectísima acción de gracias, ferventísima súplica v eficacísima reconciliación. En el rito de este sacrificio se pone también de manifiesto la semejanza de los sacrificios de la Antigua Alianza con el de la Nueva, y la superioridad de éste sobre aquéllos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. num. 307. Cfr. Hebr. 13, 12; Ioann. 19, 17.

Cfr. núm. 312.

\*\*Cfr. núm. 312.

\*\*Leese en el Libro de los Números (5, 6 ss.; cfr. Lev. 6, 1 ss.): «Cuando un hombre o mujer cometiere alguno de los pecados en que suelen caer los mortales y hubiere traspasado el mandato del Señor, confesará su culpa... y presentará al sacerdote la restitución y el sacrificio a proporción de su pecado; y el sacerdote hará oración por él en presencia del Señor y le serán perdonados los pecados que hubiere cometidos. Según unánime tradición judía era necesario confesar los pecados en particular. La fórmula (según Maimónides, † 1204) era ésta : «He pecado, he obrasa no fectuale, en particular, he hecho esto o aquello (aquí la acusación en particular); pero arrepentido vuelvo a ti, Señor : sea éste (animal) mi reconciliación» (cfr. Scholz, Die helligen Altertümer I 19 88).

Hebr. 9, 13. Hebr. 9, 22. 7 Hebr. 10, 4.

<sup>\*</sup> Lev. 17, 11; 16, 30.

# Hebr. 10, 1 10 18; cfr. I Cor. 6, 20; I Petr. 1, 18 s.

### El sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas

(Lev. 8; 9; 21; 22; cfr. Exod. 28 s.; Num. 1, 49 ss.; 3, 6 ss.)

317. Para cuidar del Santuario y del culto y fomentar en el pueblo nobles y santos sentimientos, diputó Dios personas sagradas 1 de la tribu de Leví 2. A Aarón y a sus descendientes primogénitos constituyó sumos sacerdotes: a los demás descendientes de Aarón invistió de la dignidad sacerdotal, y a la descendencia de Leví confió la misión de ayudar a los sacerdotes en el sagrado ministerio.

La escuela de Wellhausen niega que el sacerdocio fuese patrimonio exclusivo de la familia de Aarón, y que su estructura jerárquica date de tan remota antigüedad. Según esa escuela, ambas cosas son resultado de un lento desarrollo, que no terminó hasta las reformas de Josías y de Ezequiel. Mas la teoría está en contradicción con los testimonios de las fuentes bíblicas. Toda la historia de Israel atestigua que, desde la institución del Tabernáculo en el desierto, sólo la tribu de Leví quedó facultada para ejercer el sacerdocio. Ya en tiempo de Josué (18, 7), el sacerdocio era la «herencia de los levitas». En la época de los Jueces. se consideraba a los levitas facultados por derecho divino para las funciones sacerdotales. Por eso Micas, cuando dió con el levita, desistió de instituir a su hijo sacerdote del santuario que para sí erigiera, y se creyó seguro de la bendición de Dios, teniendo «al levita por sacerdote» (Iudic, 17, 5, 12), También los danitas designaron levitas por sacerdotes de Lais (Iudic. 18, 30). A Helí dijo Dios por un profeta: «(en los descendientes de Aarón) escogí vo mis sacerdotes de entre todas las tribus, para que suban a mi altar» (I Reg. 2, 28). El autor de los Libros de los Reves censura en Roboam el haber nombrado sacerdotes a agentes del pueblo que no eran levitas» (III Reg. 12, 30, II Par. 13, 9). El autor del Paralipómenon dice que Dios castigó con lepra al rey Ozías, por haber osado ofrecer incienso en el Templo, incumbencia de los «sacerdotes, descendientes de Aarón, los cuales están consagrados para ofrecer el incienso» (II Par. 28, 16). De ciertos sacrificios ofrecidos por legos (Gedeón, Iudic. 6, 25 ss.; Manué, Iudic. 13, 10; Samuel, I Reg. 7, 9; Saul, I Reg. 13, 12; Elías, III Reg. 18, 31 ss.) nada se infiere contra el privilegio de los sacerdotes. En todos estos casos (excepto en el de Saúl, el cual dió por disculpa «la urgencia»), intervinieron circunstancias excepcionales (mandato de Dios, misión profética), que dejan a salvo la práctica ordinaria. En cuanto a otros sacrificios de legos, no se puede demostrar que se realizaran sin mediación de un sacerdote. — También pugna con las fuentes históricas otra teoría crítica, a saber: que primitivamente, todos los levitas fueran sacerdotes, y que la categoría de levitas, ministros de los sacerdotes, la instituyeran los sumos sacerdotes degradados por Josias. La rebelión del levita Coré iba contra la situación privilegiada de la familia de Aarón. (Num. 16). El autor del Paralipómenon había de estas dos categorías diferentes en toda la historia de Israel, existentes desde el principio (Par. 23, 13 ss.). La organización del culto, llevada a cabo por David, presupone esta diferencia de categorías (1 Par. 23); el tercer libro de los Reyes (8, 4) da testimonio de ella en tiempo de Salomón; Jeremías la conoce (33, 21). La expresión sacerdotes de la estirpe (tribu) de Levi (Deut. 17, 9, 18; 24, 8; 27, 9) no prueba que los levitas tuviesen todos derecho a ejercer las funciones sacerdotales. La anarquía reinante en la época de los Jueces y el empobrecimiento de los levitas, nacido de la decadencia religiosa del pueblo, incitó sin duda a muchos levitas

<sup>1</sup> Cir. Scholz, Die heiligen Altertumer I 10 55; Hoonacker, Le surerdoce lévilique dans la loi et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cir. Scholz, Die heiligen Altertumer I 10 ss.; Heonacker, Le sucradoc keilique dans la lor et dan l'Instoire des Hébreux (Lovaina 1899); Kortleituer, Lich, bibl. 199-217.
<sup>2</sup> Levi fué el tercer hijo del patriaren Jacob y de Lia. Desplegó un celo apasionado e inhumano por el honor de su familia. Jacob reprobó su vengativa conducta y le profetizó que su descendencia se dispersaria por tedo Israel; pero esto redundó en gran honra de Leví y beneficio de Israel. Leví fué a Egipto con sus tres hijos; Gersón, Caat y Merari; éstos fueron los padres de toda la tribu de Leví su Aarón y Moisés proceden del segundo hijo de Caat. La tribu de Leví se puso en el desierto al ladio de Moises para castigar a los idólatras que adoraron el becerro de oro; este hecho le valio com especial bendición, es decir, la elección para el servicio divino. Leemos más tarde que Finees, nieto de Aarón, salió por la honra del verdadero Dios contra el culto abominable e inmoral que los madianitas tributaron a Reelfegor; con este hecho asegurá el sumo sacredocio para sí y sus descendientes.
<sup>8</sup> Cir. Baudissin, Die Geschichte des all Priestertums (Sacredocio para sí y sus descendientes) Cfr. Baudissin, Die Geschichte des atl Priestertums (Leipzig 1889).

a ganarse el sustento ejerciendo funciones de sumo sacerdote; pero en ningún nasaie sanciona la Sagrada Escritura tal usurpación. Los egipcios, babilonios y árabes (madianitas) tenían va en tiempo de Moisés organizada jerárquicamente la clase sacerdotal.

318. El sumo sacerdote reúne en si la plenitud de los poderes sacerdotales, por lo cual se le llama también «principe de los sacerdotes» 1, o cel sacerdote» por excelencia. El era (desde la muerte de Moisés) el mediador entre Dios y el pueblo. Por eso tenía el privilegio de entrar en el Sancta Sanctorum para ofrecer el sacrificio por si v por el pueblo el día de la Expiación y de consultar al Señor, en circunstancias extraordinarias, por mdio del Urim y Tummim. Mas esto exigia en él pureza especial y

vida irreprochable. El sumo sacerdote debía descender de Aarón por línea masculina y de matrimonio lícito (al sumo sacerdote); estar exento de defectos corporales: casarse sólo con una doncella de Israel: aleiarse de todo cadáver; no tomar parte en pompas fúnebres, etc., para simbolizar con ello la santidad interior y la perfecta entrega a Dios.

Sus vestiduras eran preciosísimas, como correspondía a tan alta dignidad. Además de las prendas sacerdotales 3, se vestía de otras cuatro: 1. una túnica de lino (en hebreo me'il = envoltura) de color azul oscuro, de cuva orla pendían campanillas 4 v granadas de oro; estas últimas eran de hilo de lino, de los cuatro colores del Santuario (blanco, púrpura, jacinto y carmesí). Esta prenda era cerrada; no tenía mangas, sino dos aberturas para los brazos, y probablemente no pasaba de la rodilla, 2. El efod (humeral, escapulario; de aphad=cenir, revestir); de lino, con figuras artísticas bordadas en oro, como la cubierta interior del techo del Santuario (pero sin querubines); no llegaba a las rodillas; se componia de dos piezas unidas en los hombros por dos piedras de ónix, en cada una de las cuales estaban escritos los nombres de seis tribus de Israel; se sujetaba al cuerpo con un cinturón preciosamente trabajado. No podemos formarnos idea exacta del efod, porque la descripción no es del todo clara, y algunas palabras pueden tomarse en distintos sentidos. Podemos ima-



Fig. 48. - Sumo saci-rdote,

ginárnoslo como un escapulario monacal sujeto al talle por un cinturón. A juzgar por los monumentos egipcios, era una prenda que cubría el tronco desde el pecho, pendiente de los hombros por dos cintas (tirantes) y ceñida por otra al cuerpo en la parte inferior. Algunos creen ver en el efod una prenda análoga a la estola sacerdotal o al palio, que se sujetaba al cuerpo mediante una especie de jubón o almilla. El etod-bad, que se menciona a menudo, no era una vestidura de hilo testaba hecho de viso); antes bien, una prenda honorífica y ostentosa: un adorno análogo a la estola de los romanos. 3. El pectoral 6 o racional, placa rectangular, semejante en materia y ornamentación al efod, con anverso y reverso (se parecía, pues, a una bolsa de corporales); colgaba por dos cadenitas de oro

IV Reg. 25, 48,

Frod. 29, 30. Lev. 1, 7, III Res. 1, 8.

<sup>\*\*</sup> Food. 29, 30. Lec. 1, 7, 111 Reg. 1, 8.

(fr. num. 320.

Los reves orientales usaban campanillas en sus y stidos; segun Fo.li. 45, 11, servian éstas spara requerdo a los hijos de su pueblum, os decir, para anunciar la presencia del sumo sacerdote.

Bibliografia y, en Zapietal, Althestamenthiches 55 sec. Selin, Der israelitische Ephod (Giessen 2005); Kortleitner, Arch. bibl. 196; LB II 188.

En hebreo joschen, que tal vez significa cadornon o abolsace: la Vulgata, del objeto a que estaba destinada esta prenda, traduce rationale, rationale indicii, que vale tanto como saveriguación, saveriguación de lo justos (abolsa de la sentencia del fallo divinos, Kautzsch); análogamente en griego lacrone etc. logeron, etc.

de los ónices del efod; de los ángulos inferiores salían dos cintas de jacinto que lo sujetaban a dos anillos de dicha prenda. Llevaba en el anverso doce piedras preciosas, dispuestas en cuatro filas, con los nombres de las doce tribus de Israel grabados en oro 1. En el racional estaban el Urim y Tummim, que significa doctrina y verdad, más exactamente duz y perfección», esto es, luz perfecta (cfr. Eccli, 45, 12); era una señal exterior, que nos es descenocida (suertes sagradas, varillas o piedras), la cual servía para averiguar la voluntad divina y edescubrir la verdad de las cosas»: símbolo de la completa revelación de Dios



Fig. 40. - Saverdote

a Israel. Consultar el Lirin y Tummim equivalía a consultar a Dios; pues Dios había prometido revelar por este medio su voluntad al sumo sacerdote en los asuntos importantes, cuando, revestido de sus ornamentos se presentaba ante El. Era una especialísima merced divina, que sólo duró mientras Israel se mantuvo fiel a Dios 2, 4. Cubría el sumo sacerdote su cabeza con una tiara de lino blanco, como la de los sacerdotes; pero sobre ella iba otra de púrpura de color azul oscuro: en una laminita de oro, ceñida a la cabeza por dos cintas de color azul oscuro y situada sobre la frente, se leía esta inscripción: «Santo del Señor».

319. A los sacerdotes (fig. 49) estaban encomendados todos aquellos ministerios sagrados que no eran de la exclusiva competencia del sumo Sacerdote: llevar el Arca de la Alianza v todos los demás objetos sagrados: ofrecer sacrificios y orar por el pueblo; bendecirle, instruirle en la Ley (ayudados por los levitas), y exhortarle al fiel cumplimiento de la misma.

David los distribuyó para el servicio del Santuario en veinticuatro clases : al frente de cada una había un jefe. Prestaban servicio por semanas, en el orden que les tocaba en suerte; dentro de cada clase se sorteaban también los distintos servicios. Estos eran especialmente cuatro: a) ofrecer holocaustos: b) encender las lámparas del

candelabro de oro; e) renovar el sábado los panes de la proposición, comiendo los que habían estado expuestos; d) quemar el incienso por la mañana y por la tarde en el altar del incienso.

En conformidad con su misión, el Señor exigía de ellos: «sean santos para su Dios y no profanen su nombre; pues ofrecen incienso del Señor y los panes de su Dios;... por tanto, deben ser santos como Yo soy santo, Yo, el Señor que los santifico» (Lev. 21, 6 ss.). Esta santidad debía extenderse a toda la familia del sacerdote; se castigaba con severidad a los miembros de ella que prevaricaban 4. También sus cuerpos habían de ser inmaculados. Debían conservarse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Las piedras preciosas eran probablemente las siguientes: en la primera fila, carneolita, topacio y esmeralda; en la segunda, rubi o carbunculo, zafiro y diamante; en la tercera, ópalo o jacinto, ágata y amatista; en la cuarta, crisólito, ónice y jaspe.

Segun tracición judía, en tiempo del segundo Templo no se consultó ya más el Urim y Tummim,

y del silencio de la Sagrada Escritura se d'duce que ya mucho antes d'bió de cesar aquella costumbre, a medida, tai vez, que la Ley y la administración de justicia fueron adquiriendo carta de naturaleza en Israel y desparceieron las situaciones difíciles o los casos complicados. No se puede o gar que existe cierto parecido con las consultas de la divinidad que se practicaban en muchos pueblos mediante suertes u oráculos; pero la diferencia es palmaria. En algunos casos parece que la cuestión se resolvía con un esta o enou o mediante las palabras eculpas, einocencias; en otros, no bastaba esta explicación (por ejemplo 1 Reg. 23, 11 88; 30, 8). Por la unión que existía entre el perotral que encerraba las sucretes sagradas y el clod, se explica cómo este último podía emplearse recta o abusivamente para consultar

to de la descendencia masculina de Eliez r y 8 de la de Itamar.

<sup>•</sup> Or Lev, to: 21, 0 88.; Po 52, 01 Lia apostasia temporal, un grave crimen y el matrimonio con pagana, con repudiada o con mujer de mala fama, incapacitaban para ejercer las funciones sacerdotales (mas no privaban de los emolumentos sacerdotales). La hija de sacerdote sorprendida en pecado debía ser lapidada y luego quemada viva. Cfr. Amenazas y castigos a los hijos de Leví (1 Reg. 2, 13 88.) 22 85.; 4, 10 88.).

limpios de toda impureza durante el tiempo de su ministerio y abstenerse de bebidas que pudiesen embriagar. Las restiduras que usaban en el desempeão de su sagrado ministerio simbolizaban esta santidad y la sagrada misjón que les estaba encomendada. Eran las siguientes: 1. Paños de honestidad de lino dos veces retorcido (símbolo de la castidad). 2. Túnica de lino blanco, estrechamente ceñida al cuerpo: llegaba hasta los tobillos; tenía mangas largas, y se sujetaba al cuello con cintas; tenía forma de cubo y representaba la pureza de vida. 3. Cinturón, que colgaba hasta el tobillo; de cuatro colores, como el velo del Santuario: blanco, jacinto, púrpura y carmesí; era distintivo del sacerdote como ministro de Dios; y por su relación con el Santuario, significaba al mismo tiempo el don de discernimiento necesario al sacerdote. 4. La tiara, de lino blanco, sin retorcer, que cubría la cabeza a modo de turbante: símbolo de la recta intención que debe resplandecer en todos los actos del sacerdote.

El Libro de la Subiduria (12, 24) nos dice que las vestiduras del sumo sacerdote encerraban sentido simbólico en sus distintas partes, colores, etc. El simbolismo era en parte conocido en el Antiguo Testamento. De Aaron, el cual (como se dirá en el núm. 364 s.) resistió a los rebeldes de Coré y se interpuso en favor del pueblo, se dice: «En sus vestiduras estaba representado todo el mundo: la gloria de los mayores estaba esculpida en cuatro filas de piedras, y tu magnificencia estaba grabada en la diadema de su cabeza». Según esto, los colores, el número y el ornato de las vestiduras son imágenes del mundo (terreno y celeste); el racional, con los nombres de las doce tribus grabados en otras tantas piedras preciosas, traía a la memoria los prodigios de Dios y las promesas que el Señor hiciera a los Patriarcas; la tiara con la inscripción: «Santo del Señor» simbolizaba la condición privilegiada y las obligaciones especiales del sumo sacerdote 1.

Siendo tan grandes la excelencia, santidad y dignidad del sacerdocio, quiso Dios dar al pueblo una señal visible del llamamiento divino de Aarón y de sus hijos, mediante una consagración de siete días (Lev. 8 v 9).

Tomando Moises a Aarón, lavólo (mandó que se lavase), y le vistió de las ropas sagradas; le puso la tiara, y derramó sobre su cabeza el óleo santo — en →eñal de ser Aarón el jefe de los sacerdotes, del cual derivaba el poder de consagrar y sacrificar —, y le ungió y consagro. Lavó luego a los hijos de Aarón: Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar; vistiólos de las vestiduras sacerdotales, y los ungió; mas no derramo sobre sus cabezas el óleo santo, sino ungió su frente v sus manos. El lavatorio significaba la limpieza y santidad interior; la unción simbolizaba la comunicación del Espíritu Santo; el acto de vestirle representaba la investidura de la dignidad. Luego de esto, ofreció un becerro por el pecado, y después de poner Aarón y sus hijos las manos sobre la cabeza de la víctima, la degolló. Ofreció luego dos carneros, sobre cuyas cabezas pusieron igualmente las manos Aarón y sus hijos en señal del traspaso de sus pecados; uno de los carneros lo ofreció en holocausto, el otro para la consagración de los sacerdotes; y tomando de la sangre del segundo carnero, tocó la ternilla de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho de Aarón y de sus hijos en señal de que en adelante debían dedicar toda su actividad al desempeño de su sagrado ministerio); con lo restante de la sangre roció los lindes del altar; v, mezclando un poco de esta sangre con el óleo santo de ungir, roció a Aarón y a sus hijos y las vestiduras de ellos. Porque esto significaba que con la virtud expiatoria de la sangre de la víctima y la eficacia santificadora del óleo de la consagración quedaban santificados y consagrados para el Señor. Hecho esto, celebraron el banquete que había de sellar la unión intima con el Señor, del cual eran comensales y familiares en adelante Aarón y sus hijos. Otros seis días repitió Moisés las mismas ceremonias.

Llegado el día octavo, se acercó Aarón al altar y ofreció un sacrificio pro peccato, por sí y por todo el pueblo; y luego holocaustos y víctimas pacíficas. Después entró por primera vez con Moisés en el San-

<sup>1</sup> Cfr. santo Tomás, Summa theol. 1. 2. q. 192. a 5 ad 10; Scholz, Die heiligen Altertumer I 53 y 101; Kortheitner I. c. 207; Gutberlet, Das Buch der Weisheit 493, comentarios a Sap. 18, 24. Cfr. to-davía Eccli. 45, 9 s.; 50, 11-12; v. núm. 793.

tuario: y al salir extendió sus manos sobre el pueblo, y le bendijo. Y he aquí que de la columna de nube salió fuego que devoró las víctimas que había sobre el altar 1. Viendo lo cual las gentes del pueblo, postrándose sobre sus rostros, alabaron al Señor 2.

Mas va en esta primera consagración sacerdotal mostró Dios a sus ministros cuánta fuera la santidad y fidelidad que de ellos se exigía. Porque sucedió que los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, tomando los incensarios 3 con temeraria ligereza, pusieron en ellos el incienso sobre fuego común, en lugar de tomarle del altar de los holocaustos 4. Salió fuego del Señor, del Sancta Sanctorum, y los mató. Dijo entonces Moisés a Aarón: «Esto es lo que tiene dicho el Señor: Vo quiero ser tratado santamente por los que a mi se acercan, y ser glorificado a la vista de todo el pueblo». Luego mandó sacar los cadáveres fuera del campamento. Además dijo el Señor a Aarón: Ni tú ni tus hijos beberéis vino ni bebida que pueda embriagar, cuando entréis en el Tabernáculo, so pena de muerte. Y sea éste un precepto perpetuo para vuestra posteridad, para que sepáis discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro» 5

322. Los restantes levitas fueron separados de entre los hijos de Israel con ocasión del censo, y destinados al servicio del Santuario, para ayudar a los sacerdotes en todos los ministerios sagrados que no estaban reservados a éstos. Dios tomó para sí a los levitas en sustitución de los primogénitos 6 que le correspondían por derecho; los puso al servicio del Tabernáculo y los hizo consagrar con toda solemnidad. Mandó que, ante todo, los lavasen con agua de purificación (del baño del Atrio), les cortasen el cabello y les lavasen los vestidos, para significar la santidad de alma que debían tener los que estuviesen consagrados al servicio de Dios. Luego, los principales de las tribus impusieron sus manos sobre ellos para indicar que, como víctimas ofrecidas por todo el pueblo al Señor, debían llevar sobre sí o expiar los pecados de todos. Finalmente fueron agitados por Aaron, esto es, movidos de una a otra parte, como se hacia con las víctimas antes de inmolarlas, probablemente del altar de los holocaustos a la entrada del Tabernáculo y viceversa, para significar que pasaban al servicio divino, como propiedad de Dios; pero que Dios los designaba para ministros de los sacerdotes.

Sus obligaciones 8 eran : llevar los objetos del Tabernáculo 9 sobre sus hombros o en carros durante el viaje por el desierto 10; cuidar del Tabernáculo 11 (más tarde del Templo); preparar los panes de la proposición; custodiar los tesoros v provisiones del Santuario; cuidar de la música sagrada v del canto, v avudar a los sacerdotes cuando éstos (por excepción) degollaban las víctimas; a veces también sacrificar los corderos de la Pascua, en sustitución de los israelitas que habían contraído impureza legal. También les incumbía recoger emolumentos para el Santuario, instruir al pueblo en la Lev y ejercer justicia 12. Para los oficios humildes (traer agua, recoger leña), tenían los levitas a sus órdenes

<sup>1</sup> Los sacerdotes cuidaron de alimentar en adelante este fuego sagrado. En ocasiones análogas, cuando Salomón y Zorobabel dedicaron el Templo, el fuego del sacrificio fue encendido milagrosamente por el mismo Dios. Cfr. núms. 314, 563 y 716.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al morir el sumo sacerdote, se ungia cada vez al suc sor; por eso se le llamaba también sacerdote angido (Lev. 4, 3; cfr. Exod. 29, 7 21; análoga, aunque distinta, es la expresión al ungido de Yahven, que se aplica a los reves teocráticos y al Redentor). Los demás sacerdotes no necesitaban consagración especial: bastaba una simple purificación mediante la ofrenda diaria (prescrita en Lev. 6, 14 ss.).

Según otros, el pecado consistía en haber procedido sin orden y encargo de Dios.

De aquí se colige que el criminal atolondramiento de los hijos de Aarón procedía de embriaguez.

Num. 1, 49 ss.; 3, 6 ss.; cfr. num. 353.

Num. 8, 5 ss. Su número ascendia a 22.000; y el año 40 de la salida de Egipto, a 23.000. De doude la tribu de Leyi era como la mitad de las menos numerosas. Era, sin embargo, suliciente para desempenar su cometido.

<sup>\*</sup> Num. 4; 7: 18, 2-55.

\* Cubiertos de antemano por Aarón y sus hijos.

\* Los accordidos de la familia de Cant correspondía Vevar los objetos sagrados propiamente dichos: Arca de la Alianza, mesa de los panes de la proposición, candelabro, altar del incienso y de los holocaustos, con sus accesorios, y el velo del Sancta Sanctorum (Num. 4, 5-88).

<sup>11</sup> Cfr. num. 387.
12 Deut. 17, 8 5.; 31, 9 24; 33, 10. H Par. 10, 8.

42. LAS MUJERES EN EL SANTUARIO, EMOLUMENTOS DE LOS LEVITAS

auxiliares, llamados natineos. Eran prisioneros de guerra y esclavos, regalados al Santuario. Más tarde vivieron éstos en el monte del Templo o en las ciudades levíticas

Los levitas entraban en servicio a los veinticinco años — más tarde a los veinte -. v se retiraban a los cincuenta 2. Después de esta edad, ayudaban a sus hermanos, especialmente en la guarda de los objetos del Santuario. David los dividió en cuatro clases (ayudantes del altar, jueces, guardas y cantores) y cada clase (excepto la de los jueces) en veinticuatro grupos, que alternaban por semanas en el servicio 3. No tenían vestidura especial; pero cuando ejercían su sagrado ministerio, usaban por lo general una túnica (efod) de lino o de viso. análoga a la de los sacerdotes, pero más pequeña 4.

Por el Texto Sagrado no se puede saber con claridad qué oficio desempeñaban delante de la puerta del Santuario las mujeres (o virgenes) mencionadas en Exod. 38, 8 v I Reg. 2, 22. Seguramente serían oficios acomodados a sus aptitudes: labores domésticas y de mano, necesarias de cuando en cuando para reparar los vestidos, tapices v tejidos; quizá se empleaban también en el canto v las danzas v en taner las sonajas en las solemnidades (cfr. num. 267; Ps. 67, 26). Suponen algunos que no desempeñaban propiamente oficio alguno (cfr. núm. 303). I Reg. 2, 22 indica las malas consecuencias que se seguían de la presencia de mujeres en el Santuario. Acaso fuera ésta la causa de que desapareciese dicha institución: por lo menos no se las nombra va más. Su oficio nada tiene que ver con el que se atribuía a las muieres egipcias y babilónicas en los oráculos v mucho menos con los desórdenes de que iba acompañado el culto idolátrico cananeo-fenicio . Según la tradición judía, en tiempo del segundo Templo ofrecíanse libremente al servicio divino, o eran «consagradas» (desposadas) por sus padres al Señor; mas nada dice la Sagrada Escritura acerca del particular. La versión griega (alejandrina) entiende este servicio de las mujeres en sentido espiritual: ayuno y oración. Concuerda con esto lo que san Lucas 2, 37 dice de la piadosa viuda Ana y el oficio que señala I Tim. 5, 5 a las viudas cristianas 6.

323. Los ministros del Santuario debían vivir del Santuario. Dios quiso ser su herencia y posesión. Por esto, a Leví no se le dió porción alguna en la tierra prometida; le fueron señaladas como mansión cuarenta y ocho ciudades, diseminadas por todo el país; de ellas, trece para los sacerdotes en Judá (con Simeón y Benjamín) , y una zona de mil codos en derredor de los muros de cada una de estas ciudades, para apacentar los ganados. Demás de esto, los hijos de Israel estaban obligados a dar anualmente a los levitas los diezmos de los cereales, frutas y recentales; de todo lo cual era Israel deudor a Dios, su Rey (Num. 18, 20 ss.; Deut. 10, 9; 12, 22; 14 ss.; 18, 2). Se podía dar los diezmos en dinero (con recargo de 1, de su valor). Según opinión de muchos intérpretes, los israelitas estaban obligados por el Deuteronomio a separar todavia un segundo diezmo de las nueve partes que les habían quedado, para celebrar banquetes, ellos y los levitas, en la presencia del Señor 10. Este (segundo)

Del hebreo nathan = dar, regalar, quiere decir: dados en regalo, regalados. Cfr. Esdr. 2, 70: Nohem. 7, 73.

Nem. 4, 5 ss.; 8, 23 s. I Par. 23, 24.

Cfr. num. 515 y 552.

I Reg. 2, 18. I Par. 15, 27.

Cfr. V Reg. 23, 7; Scholz, 1. c. I 35. Conceden los racionalistas (Benzinger, Hebr. Archaologic 5500 que el «Yahvismo oficial» se opuso siempre tenazmente a tamaño desmán. Sin embargo, suponen que también en los santuarios cananeo-israelitas existió personal femenino, y admiten que el Templo de Jerusalén y por ende el culto oficial de Yahve tuvo mujeros «consagradas a Dios» (kedeschoth, es divir prestituras): y que las existicios referentes a osta estambo han sido eliminadas de los Libros Sagrade de la conseguent y por ente el cutto onera de l'anve tuvo indigetes aconsagiants a bosos (Redestantin, estado de la Libros Sagrados del A. T. Mas esto es afirmar sin pruebas. Los profetas levantan su voz contra abusos y erímenes paganos que, aunque opuestos a la Ley de Dios, se introducían temporalmente en el Santuario.

\*\*Cr. Kortleitner, Arch. hill. 171.

Cle I Cor. 9, 13. Ne solo vivian exclusivamente en estas ciudades, sino que en ellas tenían su morada inalienable, como inalienables cran también las dehesas que rodeaban las ciudades; podían, sin embargo, estable-cerse en otros lugares (Nums. 35, 2 ss.; los. 21,; cfr. Deut. 12, 12 ss.; 14, 27; 16, 11; 18, 6).

<sup>\*\*</sup>Cfr. Lev. 27, 30 ss.; Num. 18, 21-30

\*\*Deut 12, 6 ss.; 17 ss. Se discute accrea de si eran dos o sólo uno los diezmos que los israelitas estaban obligados a pagar anualmente. Si consideramos que el Deuteronomio introdujo mitigaciones en otros puntos, nos parece poco verosímil que duplicase el diezmo prescrito en Num. 18, 21. Las repetidas exhortaciones a no olvidar la caridad con los levitas (Deut. 12, 12; 14, 29; 26, 12), parecen indicar que los ingresos eran insuficientes. La primitiva práctica del diezmo señalado en Num. 18, 21, debió de

o tal vez otro (tercer) diezmo se destinaba cada tres años integramente a socorrer a los necesitados del país — diezmos de los pobres 1. Los levitas entregaban a los sacerdotes los diezmos de los diezmos recogidos. También correspondían a estos ciertas porciones de las víctimas, las primicias de los frutos y los primogénitos de los animales puros, el dinero del rescate de los primogénitos y de todo lo que estaba consagrado a Dios . Estaban además exentos de contribuciones v del servicio marcial

324. Los sacerdotes de la Antigua Alianza, y sobre todo el sumo sacerdote Aarón Lson tiquras de Cristo y de los sacergores de la Nueva Alianza; aquéllos debían carecer de defectos corporales: Cristo es santo, inocente, inmacuiado, apartado de los pecados y encumbrado sopre los cielos, no tiene necesidad de ofrecer cada día sacrificios, primero por sus pecados, y despues por los del prójimo...; porque la Ley constituye sacerdotes a hombres flacos; pero la promesa de Dios, confirmada con juramento (estableció sumo sacerdote de la Nueva Alianza) al Hijo, que es perfecto eternamente <sup>3</sup>. El sumo sacerdote de la Antisua Alianza era ungido con óleo, lo mismo que el Tabernáculo; Cristo fué ungido con el Espíritu Santo, que en él habitaba en la plenitud de la divinidad 6; por esto se le llama Mesías, es decir, el Ungido, el Santo de Dios, el Santísimo 7. El sumo sacerdote consultaba a Dios en el Sancta Sanctorum por medio del Urim y Tummim; Cristo es la luz verdadera y perfecta; existente desde la eternidad en el seno del Padre, el nos ha revelado los secretos de Dios. La reconciliación que se obtenía en el Antiguo Testamento por el sumo sacerdo e era simbólica, y recibía su virtud y eficacia de la que Cristo nos logró. Pero vino Jesucristo, y como «pontífice de los bienes venideros, entró en el Santuario con su propia sangre una sola vez, y obtuvo una redención eterna» . El mismo es la reconciliación por los pecados de todo el mundo 10. Por eso, su intercesión es infinitamente superior y más eficaz que la del sumo sacerdote de la Antigua Alianza, «Nuestro Pontífice penetró en los cielos, donde vive eternamente, para interceder por nosotros; él puede compadecerse de todas nuestras debilidades; lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar merced, cuando necesitamos avuda» 11.

# Fiestas v tiempos sagrados

(Lev. 6; 16; 23; 25; cfr. Num. 28 ss.)

325. Todos los tiempos pertenecen al Señor y a su servicio; esto significaba el incienso 12 que diariamente se quemaba, y las ofrendas incruentas que mañana y tarde ofrecía el sumo sacerdote 13 por si y por el pueblo v sobre todo el sacrificio perpetuo 14 del cordero de un año y sin defecto, que, acompañado de ofrendas y libaciones, se inmolaba en holocausto 15 mañana y tarde en nombre del pueblo.

1917, 22. Deut. 14, 28 8, 4 20, 12. Num. 27, 32 y H Pa). 31, 4 8, hacen mención de un diezmo del ganado; pero no parece que se llevara a la práctica.

Num. 18, 15, Lev. 27, 1 ss. Ecdr. 7, 24, Fl. Josefo, Ant. 3, 12, 4; cfr. 12, 3, 3-

Loann. 1, 41; 4, 25; Marr. 1, 24; Dan. 9, 24; Hebr. 9, 7, 88; 10, 10, 88;

Rom. 3. 25. 1 Ionin. 2, 2; 4, 10. 1 Helo. 4, 14 16; cfr. 7, 25; Rom. 8, 34

mitigarse en el sentido de que el donante pudiera reservarse una parte para sí y para celebrar en el Santuario un banquete, al cual debian ser invitados los levitas. Esto no excluye que algunos israelitas renunciaran a la mitigación. Después del destierro se daba a los levitas el diezmo integro (Nehem. 10, 38). Parece que además se acostumbró a dar al Santuario un segundo diezmo; al menos Fl. Josefo y la Mischna mencionan dos diezmos anuales, el segundo de los cuales se destinaba cada tres años a los pobres (diezmo de los pobres). Cfr. Eis-feldt, Erstlinge und Zehnte im AT, en BIVAT

Exod. 30, 7 s. Luc. 1, 9.

Lev. 9, 44.

Exod. 29, 38 ss. Num. 28, 3 ss. Lev. 9, 44. De El sacrificio respertino se ofrecía aentre ambos atardecereso (efr. núm. 256) y la víctima se quemaba toda la noche hasta la mañana; el matutino, luego de la salida del sol, y la víctima se quemaba durante todo el día hasta el atardecer — figura elocuente del cordero inmaculado, víctima que fué

Demás de esto, tenla Dios establecidos tiempos sugrados y fiestas especiales. Entre todas, descollaba la fiesta del sabado, en la cual se ofrecía, además de los sacrificios ordinarios, dos corderos de un año con las correspondientes ofrendas y libaciones, y se renovaban los panes de la proposición 3. En el novilunio se consagraba el mes a Dios, ofreciendo dos becerros, un carnero y siete corderos de un año en holocausto, y un macho cabrío en sacrificio propiciatorio por los pecados no expiados en el mes transcurrido 4. Mientras se ofrecían estos sacrificios, los sacerdotes hacían resonar siete trompetas <sup>3</sup>—como en las demás festividades—para que Israel dedicase a Dios un recuerdo agradecido. Este día se transformó pronto en festivo 6; mas no estaba prescrito descanso sabático. El novilunio del séptimo mes, llamado también fiesta de las hocinas, porque su sonido 7 traía a los israelitas el recuerdo de Dios, se celebraba con especial solemnidad, con descanso sabático y múltiples sacrificios \*: nosteriormente, ese día fué el comienzo del año civil.

Tres eran las fiestas mayores del año: la de la Pascua, la de Pentecostés y la de los Tabernáculos. Estas fiestas tenían por objeto recordar a los israelitas la admirable providencia de Dios y las mercedes extraordinarias de El recibidas, y moverles al agradecimiento. En ellas todo varón israelita debía comparecer en la presencia del Señor, es decir, presentarse en su santa mansión 10; esto contribuyó no poco a que los judíos se conservasen como un pueblo de Dios, se sintiesen hermanos los unos de los otros y se mantuviesen fieles al Señor, Según la crítica, sólo la fiesta de la Pascua es anterior a la ocupación de Canaán; era una fiesta de pastores, en la cual éstos ofrecían las primicias de sus rebaños. Las otras eran primitivamente fiestas agrícolas, que los israelitas tomaron de los canancos. Más tarde adquirieron caracter histórico, Mas la tragición nada dice de esa fiesta pastoril; el sacrificio de las primicias nunca fue objeto de una festividad general del pueblo. Ni en la Sagrada Escritura ni en otro documento alguno aparecen testimonios que confirmen la teoría de las fiestas cananeas de la cosecha 11, a excepción de Iudic. 9, 27.

La Pascua comenzaba al atardecer del 14 de Nisán 12; se instituvó para conmemorar con la cena del cordero la liberación de la esclavitud egipcia y la indulgencia acordada por Dios en favor de los primogénitos israelitas. Cada jefe de familia debía matar un cordero—como en Egipto—y comerlo con verduras amargas, en compañía de los suyos 48. La

Let. 23, 3: Exod. 16, 22 ss.; 20, 8 ss.; 31, 13 ss.; 35, 2 s.; Aum. 15, 32 ss.; Deut. 5, 12 ss.; ele, también num. 49.

Num 28, 9; ctr. II Par. 3), 33 Nehem. 10, 33. Num. 28, 11 88.

Num. 10, 10; cfr. núm. 351. Ctr. Amos 8, 5; Is. 1, 13.

La bertita, distinta de la trompeta, era un cuerno de gran tamaño; preducía un sonido bronco que se oía a gran distancia.

Lev. 23, 23 5 cfr. Num, 29, 1 ss.

Clr. núm. 256.

Dios había prometido (Exed. 34, 24) que durante las tres fiestas les dejarian en paz los numisos; y de hecho el primer caso en que ocasionó daños la participación en tules fiestas, ocurrió poco suces de la ultima destrucción de Jerusalén después que los judios habían descenado a su Redentor y espado, por consiguiente, de ser el pueblo escogido (Dan. 9, 26). Sucedió, en efecto, que, al comenzar la guerra judía, el gobernador Cestius conquistó y entregó a las llamas en oo d. Cr. la ciudad de Lydda, mientras los hombros se hallaban en Jerusalén celebrando la fiesta de los Tabernáculos (El. Jo-~ lo, Kell. ind. 2, 19, 1; 4, 5, 3).

1 Hilulim. La hilulim de qui se hace mención en Let. 10, 24, nada tiene que ver con la fiesta de 2000, sino se refiere a la entrega que los israelitas debían hacer a Dios de los frutos de los árboles en sacrificio de acción de gracias (hilulim) al cuarto año de entrar en la tierra de promisión. Iudic. 21, 19,

llama a la fiesta de otoño ofiesta de Yahven.

Let. 23, 5; cfr. Exod. 12, 13 88; 13, 3 88, 23, 15; 34, 18 25; Num. 0, 2 88; 28, 16 88.; Deut. 10, 1 88.; cfr. núm. 256 88.

Más tarde la immolación solía hacerse en el atrio del Templo; el banquete, en casa, pero en Jerusalén. Desapareció la costumbre de rociar las puertas con la sangre de la víctima y la de comer en traje de caminante. Los peregrinos se volvian a sus casas pasado el primer día de la fiesta.

immolada cual sacrificio vespertino en el madero santo de la Cruz, se ofrece tedas las mañanas en el altar y se consume de annor dia y noche por los hombres (Cfr. num. 317).

<sup>1</sup> Vosas en el núm. 332 el calendario religioso. Acerca de las festividades y tiempos sagrados véase Scholz, Die heiligen Allentumer 11 5 ss.; Kortleitner, Arch. biel. 218-289; Kugler, Fon Moses bis Paulus 32-83.

fiesta duraba siete días; pero sólo se guardaba descanso sabático el premero y último, y el sábado que caía entre ambos. Durante los siete días sólo estaba permitido pan ácimo, y no debía quedar en las casas el fermentado, para recordar el apresuramiento de la salida e inculcar la pureza v santidad de corazón; por eso se llamó también esta fiesta «massot», es decir, fiesta de los panes ácimos. Todos los días de la Pascua se ofrecia en el Santuario un sacrificio especial (como en el novilunio); además, el segundo día se presentaba la ofrenda de las primeras gavillas de cebada, inmolando un cordero en holocausto. Con esto quedaba abierta solemnemente la época de la recolección de cereales, y sólo desde esta fecha se podían consumir los nuevos frutos, en reconocimiento de que los productos del campo son un regalo del Señor.

327. La solemnidad de la Pascua se celebró más tarde de la siguiente manera, usada seguramente también en tiempo de Jesucristo. Apenas llegaban los peregrinos a Jerusalén, adquirían los corderos. Ya el 10 de Nisán se los escogía v, engalanados, se los llevaba al lugar donde se guardaban hasta el momento del sacrificio. El 13 de Nisán por la tarde se traía el agua para amasar el pan ácimo; al anochecer, se registraban minuciosamente las casas con candelas, para recoger todo el pan fermentado que hubiese en ellas. El 14 de Nisán cocía la dueña de cada casa el pan ácimo, que se comenzaba a comer desde la refección del mediodía; para esta hora debía quemarse al aire libre todo el pan

fermentado que se hubiese hallado en el hogar.

Al oír el clangor de las trompetas del Templo, acudían allá los jefes de familia con su cordero. Hacia las dos v media se ofrecía el sacrificio vespertino. Todos los israelitas eran admitidos en el Atrio. Cada cual por su mano, o por la de los levitas, degollaba su cordero. Los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar, en el cual se quemaba también la gordura de las víctimas. Luego llevaban a su casa el cordero, v hacían los preparativos para el banquete pascual. Para asar el cordero, se le atravesaba en un asador; ordinariamente se le introducía por los costados otro palo más corto, de suerte que el cordero quedaba como sujeto a una cruz. Entre tanto, se preparaban ciertas verduras amargas: tallos de rábanos silvestres, perifollo, musgo de palmera datilífera y escarola; una taza con vinagre servía para mojar las verduras. Se hacía también una mermelada dulce 1, compuesta de manzanas, higos, nueces y vino, en forma de ladrillo, en recuerdo de los duros trabajos de Egipto.

Llegada la hora de la comida, se reunían los *comensales*, que no podían ser menos de diez, todos limpios de toda impureza legal. El padre de familia comenzaba la comida, tomando en su mano la primera copa de vino y pronunciando una bendición. Recitaba luego una plegaria en agradecimiento por la institución de aquel banquete; bebía, y la copa circulaba por toda la mesa. Luego lavaban todos sus manos, v. tras una nueva bendición, se recitaban otras oraciones. Entonces se traía la mesa que estaba ya puesta con las verduras amargas, los panes ácimos, la taza de vinagre, la mermelada, el cordero y otras viandas. El padre de familia probaba las verduras, después de mojarlas en el vinagre; los demás hacían lo mismo. Un lector recordaba en alta voz la historia

del cordero pascual<sup>2</sup>.

Se escanciaba la segunda copa. Entre tanto, un hijo de la casa, o un joven cualquiera, suplicaba al padre de familia que explicase el sentido de las ceremonias de la Pascua. Explicábasela éste (Passahhaggada), añadiendo luego: «Alcluya, alabad al Señor, vosotros, siervos del Señor», y cantaba con todos la primera parte del Hallel \*; bendecía el vino, lo bebía y lo alargaba a los presentes. Lavadas de nuevo las manos, tomaba dos panes ácimos; partía el uno en dos pedazos, poniéndolos encima del otro pan. Tras una corta oración, tomaba uno de los trozos del pan dividido, lo envolvía en verduras amargas, lo untaba en la mermelada y comenzaba a comerlo, diciendo una oración. Luego bendecía

En hebreo jaróset, que quiere decir barro de tejas.
 Según Exod. 12, 26 ss.; 13, 8.
 Es decir, los Salmos que comienzan por Alleluía. 112 y 113, 1-8.

rordero v tomaba un bocado. Con esto se iniciaba propiamente el banquete pascual, y todos comían de los panes ácimos, de la mermelada y del cordero.

Acabado el convite. se repartía la tercera copa, y pronunciando sobre el vino La bendición ordinaria de la mesa, se bebía. Se escanciaba la cuarta copa, y se rozaba la segunda parte del Hallel<sup>1</sup>, alternando en dos coros, especialmente el versículo 27 del salmo 117. Un niño cantaba: «Bendito sea el que viene», y le respondían los demás: «En el nombre del Señor». Seguía otro cantar de bendición y alabanza y el gran Hallel (salmo 135) juntamente con un grandioso himno de gracias. Entonces se bendecía v bebía la cuarta copa de vino. Había terminado la cena pascual 2.

328. La segunda fiesta principal era la de Pentecostés. Caía en verano, siete semanas después de la Pascua, el día quincuagésimo. De ahí su nombre de fiesta de las semanas o de Pentecostés 3. No se dice en el Antiguo Testamento con qué motivo histórico se instituvera esta fiesta, o cuál fuese su significado. Pero su enlace con la Pascua hace suponer que nació en el Sinaí-lo cual está de acuerdo con la tradición judía 4. Era, sin duda, una fiesta de acción de gracias por el feliz término de la recolección de cereales; por eso se llamaba también fiesta de la siega o día de las primicias , es decir, de los primeros panes de la nueva cosecha de trigo: los cuales se ofrecían, como en la fiesta de Pascua, juntamente con holocaustos y víctimas propiciatorias. Estaba prescrito un solo día de fiesta; pero se permitía sacrificar en los seis siguientes las víctimas voluntarias que no se habían podido inmolar en el día. Más tarde comenzaron a guardar, al menos los judíos que vivían fuera de la tierra prometida, dos dias de fiesta, como en las festividades principales.

La vispera se dejaba oír, como en todas las vigilias, el clamor de las bocinas y trompetas. El día de la fiesta, muy de madrugada, una multitud se apinaba en el Atrio del Templo. Se ofrecían los sacrificios matutinos cotidianos y luego los propios de la festividad, como en la Pascua. En el momento de las libaciones, los sacerdotes hacían resonar sus trompetas; los levitas entonaban canciones y tañían los instrumentos músicos; y el pueblo cantaba el Hallel 4. Euego se ofrecían dos panes ácimos de la nueva cosecha, juntamente con siete corderos de un año; un becerro y dos carneros en holocausto; un macho cabrío en sacrificio propiciatorio y dos corderos de un año en acción de gracias. Los -acerdotes bendecían solemnemente al pueblo, al sonido de la música de los levitas; el pueblo, arrodillado, hacía su oración.

Los extranjeros que no cabían en el Templo, se congregaban en las sinagogas, donde repetían las canciones de un cantor de oficio. Cinco de ellos leían por orden, en alta voz, un trozo de la Ley, que luego se explicaba a la comunidad; por fin se recitaban las preces propias de la fiesta. Las sinagogas y las ventanas de las casas privadas se adornaban con rosas v otras flores en memoria del verdor y floridez con que se engalanaron los alrededores del Sinaí durante la promulgación de la Lev 1.

La tercera fiesta mayor era la de los Tabernáculos, que se celebraba en otoño, el día 15 del séptimo mes, en memoria de la protección

<sup>1</sup> Ps. 113, 9 - Ps. 117. Cfr. Zapletal, Der Wein in der Bibel (Friburgo 1920) 58 ss.; Der Wein Form Passahmahle.

Cir. Allioli, Bibl. Altertumer I 200; Scholz, Die heiligen Altertumer II 55 ss.; Hancberg, Altertumer der Bibel 621 ss. Acerca de la importancia de esta fiesta para la institución de la Eucaristía y de la liturgia de la Santa Misa: Bickell. Messe und Pussuli (Maguncia 1872); Kath. 1871 II 120 ss.

Del griego pentecoste, es decir, quincungésimo (dia). Acerca de la fiesta cir. también Exod. 23, 15, 34, 22; Lev. 23, 15, 88.; Num. 28, 26; Dettl. 16, 9, 88.

4 Grimme (Dus israelitische Pflingstiest und der Pleiadenkult, Paderborn 1907) cree descubrir en el

tombre hogg schabu ôt (= fiesta de las semanas) un recuerdo de las Pléyades, y pretende demostrar la probabilidad de que la fiesta de Pentecostés tuviese alguna relación con una antigua fiesta semita de las Pléyades, a la cual se habría dado otro carácter. De ser ello cierto tendríamos una prueba febriciente de la antigüedad de la fiesta; pero la hipótesis es insostenible. El nombre schubu ot nada tiene que ver con las Pléyades, sino significa período de siete; Daniel (9, 24) emplea la misma palabra Dara expresar el concepto de esemanas de añoso.

Land. 23. 16. Num. 28, 25.

<sup>1</sup> Cfr. Allioli 1, c I 205 ss.; Scholz 1, c. II 66 ss.; Haneberg 1, c. 653 ss.

que Dios dispensó a los israelitas en el desierto, donde vivieron en tiendas o cabañas de follaje. Era a la vez acción de gracias por el feliz término de la vendimia y de la recolección de los frutos. Y como con esto concluía la cosecha anual, se llamaba también «fiesta de la recolección». Era la más alegre del año; y no duraba siete días como la Pascua, sino que se añadía un octavo, con descanso sabático, como el primer día. Ofrecíanse durante ella, además de los sacrificios voluntarios, muchos otros peculiares de la solemnidad : los israelitas habitaban en tiendas de follaje según aquellas palabras del Señor: «Cogeréis ramas de los árboles más bellos, ramos de palmas y de árboles frondosos y de saúco de los torrentes, y osregocijardis en la presencia del Señor Dios vuestro»

Las tiendas se instalaban al aire libre, en las azoteas, en las calles y en lojardines : las de los sacerdotes y levitas, en el Atrio del Templo : y las de los extranjeros que no cabían en Jerusalén, en las cercanías de la ciudad.

330. Con el tiempo fueron introduciéndose nuevas prácticas: señalaremos las principales. Cada día de la fiesta iba de madrugada un sacerdote con un vaso de oro a buscar agua a la juente de Siloé (fuera de Jerusalén, al sudeste del monte del Templo)2. Trajala al atrio interior, pasando por la puerta del agua, que daba al mediodía, Y al entrar en el atrio, los sacerdotes hacían resonar las trompetas, mientras otro sacerdote le tomaba el agua, y acompañado de un coro de sacerdotes y del pueblo, cantaba en alta voz: «Sacareis agua con alegría de las fuentes del Salvador»3. Luego la llevaba al altar y, mezclándola con el vino de las libaciones, vertíala por unos caños del lado del altar que miraba al poniente. Entre tanto sonaban las trompetas, caramillos y otros instrumentos músicos; y era tal el regocijo, que dicen los rabinos: «Quien no ha presenciado la ceremonia de sacar el agua, no sabe qué sea júbilo». Esta ceremonia era un recuerdo del milagro del agua que Moisés hizo brotar de la roca en el desierto; pero encerraba también una alusión a la salud que los judíos esperaban de la venida del Redentor, tantas veces y tan manifiestamente anunciada por los profetas. Ello se colige de las palabras de Isaías, que acompañaban la ceremonia 4. El mismo Redentor aludió a esto, cuando en el último día grande de la fiesta, que se llamaba el Gran Hosanna, gritó: «Si alguien tuviere sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, de su cuerpo manarán ríos de agua viva, como dice la Escritura». Referíase al Espíritu que habían de recibir los que en él crevesen ...

Durante los sacrificios de la fiesta, para los cuales se exigía la presencia de 424 sacardotes, se cantaba todos los días música selecta, y el pueblo salmodiaba el Hallet. Además, al principio del salmo 117: «Alabad al Señor, porque es bondadoso; porque su misericordia dura eternamente», y al principio del versiculo 25: Hesanna 4 blandían los asistentes los ramos de palmeras. Daban cada día una vuelta en derredor del altar — en el séptimo día, siete vueltas —, agitando los ramos de palmas, para expresar su gratitud y alegría por las mercedes otorgadas a sus padres en el desierto y en la conquista de Jericó, y en homenaje a Dios, Rey amorosísimo.

Al atardecer del primer día, se iluminaba el atrio de las mujeres con cuatro grandes candelabros de cincuenta codos de altura, cada uno de ellos con cuatro recipientes de oro con aceite. Jerusalén quedaba iluminada. Personas conspicuas ejecutaban una danza de antorchas, mientras los levias, colocados en las

Leve 23, 407 acerca de esta fiesta cir. tambien Exode 23, 407 Num. 20, 12 88; Pent. 10, 13 88. La fiesta de los Tabernáculos nunca lo fue de Año Nuevo, como supone la escuela critica. Cfr. Volz-Pas Nenjahrfest Yahves (Laubhütteniest; Tubinga 1612). No se puede demostrar que los canancos cobrarse la fiesta de los Tabernáculos, se refiere a la terminación del año agricola, al remate de la recolección.

reconcrom.

I Idamanla hoy los cristianos educato de Mariao, porque, segun tradición local reciente, la Virgea Maria, mando era doncella del Templo, solía ir altí a sacar agua. En realidad es identica a Gibor imamantial; Siloc, en heba schaleada, acaceducto; efr. Ioann. c., 7). Cfr. también III. 1916, 25 ss

I Is 12, 3; efr. aúm. 280; nam. 650.

Por ciemplo, Is. 44, 3; Ezech. 50, 25, 47; Iocl. 5, 18.

Ioann 7, 37 88.
 En hebr. Hoschiah-nah. que propiamente significa: sayuda, pueso; se toma, en general, como strito de júbilo.

quince gradas que descendían del atrio de los hombres al de las mujeres, cantaban los Salmos de las gradas <sup>1</sup>, con acompañamiento de instrumentos músicos. Dos sacerdotes bajaban tocando la trompeta desde la grada superior hasta el atrio de las mujeres, seguían hasta la puerta oriental y, mirando hacia el occidente, decían a grandes voces: «Nuestros padres, que estaban en este lugar, volvían la espalda al templo y su rostro hacia el oriente para adorar al sol, pero nosotros dirigimos nuestros ojos a Dios».

331. El gran dia de la Expiación era día de penitencia general, como preparación a la fiesta de los Tabernáculos, que se celebraba cinco días después. Todos los israelitas, excepto los niños y enfermos, estaban obligados a ayunar rigurosamente, hacer oración, confesar sus pecados y clamar insistentemente a Dios pidiendo misericordia, hasta la puesta del sol. Algunos añadían penitencias voluntarias. Pero lo más importante era la solemne reconciliación del pueblo con Dios, la cual se llevaba a cabo ofreciendo un macho cabrío en sacrificio expiatorio y despidiendo otro al desierto, para simbolizar la liberación de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote, revestido de las prendas de simple sacerdote en traía ante el Santuario las víctimas: por sí y por su causa, un toro por el pecado y un carnero en holocausto; por el pueblo, dos machos cabríos por el pecado y un carnero en holocausto. Comenzaba por echar suertes sobre cuál de los dos machos cabríos había de ser inmolado «a Yahve», y cuál entregado «a Asasel» en el desierto.

Hecho esto, imponía las manos sobre el toro, confesaba los pecados en nombre suyo, de su casa y de todos los sacerdotes, y degollaba la víctima. Y tomando su incensario de oro, con brasas del altar de los holocaustos, y el incienso, entraba al Sancta Sanctorum, donde ponía el incienso sobre las brasas. Una nube de humo perfumado envolvía el Propiciatorio. Tomando entonces la sangre de la víctima, rociaba con ella el Propiciatorio, y siete veces el suelo, delante del Arca. Vuelto al Atrio, inmolaba el macho cabrio expiatorio; rociaba de nuevo con su sangre el Propiciatorio, y siete veces el suelo; pasaba al Santo, y rociaba con la sangre del toro el velo del Sancta Sanctorum, y mezclando la sangre del toro con la del macho cabrío, untaba los cuatro cuernos del altar del incienso para expiar sus pecados y los del pueblo; por fin rociaba siete veces con el dedo el mismo altar, para expiar los pecados cometidos en el Santuario. La sangre restante la derramaba sobre el altar de los holocaustos, después de haberlo rociado.

En seguida imponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrio que había de soltarse al desierto; confesaba los pecados de todo el pueblo y encomendaba el macho cabrío a un hombre que lo llevase al desierto. Terminada la ceremonia, el sumo sacerdote daba lecciones de la fiesta y pronunciaba diversas alabanzas divinas. Luego, revestido de sus ornamentos más preciosos, ofrecía los dos carneros en holocausto por sí y por el pueblo y los sacrificios ordinarios de la fiesta; por remate de todo daba al pueblo la bendición solemne 5.

En la triple invocación a Dios del sumo sacerdote en el momento de bendecir al pueblo, ven algunos comentaristas una alusión al misterio de la Santísima Trinidad (Num. 6, 27, 85), eft. Ps. 66, 8).

Ps. 119-113.

lett. 23, 27 ss; ctr. 16, 26 ss.; Num. 29, 7 ss. Puede verse una exposición detallada de estacuestiones (en particular de las críticas) en Landersdorfer, Studien sum biblischen l'ersöhnungstag, en 17 l X 1 (1924). Cree este escritor que no es «atrevido» suponer que la fiesta de la Expiación fuese tan antigua como el Tabernáculo.

Por lo menos desde la época del segundo Templo, se preparaba para ejercer esta importantisima función con siete días de recogimiento en una de las habitaciones del templo.

Illicion con siete días de recogimiento en una de las habitaciones del templo.

El desierto aparece como un lugar de madición e imagen d l infierno, y de ahí también, sea simbós heamente, sea literalmente, como mansión de los espíritus malos tefr. 18, 13, 21; Apac. 18, 2; Tob. 5, 3; Matth. 12, 431. — Asasel o Azazel (enemigo d. Dios) en oposición a Yahve, significa demonio del distrito (Sataniás), segun el Talmad, Sammael, es decir, cacodaemon, el peor de los demonios. El acto de echar el macho cabrío al desierto para Asasel simboliza, por consiguiente, que el pueblo reconciliado con Dios mada tiene que ver con el pecado y su autor, el demonio, en cuyo poder cane (para nunca más volver) los pecadores empedernidos. Es elavo a todas luces que no se trata de un sacrificio ofrecido el demonio del desierto, como reconoce el mismo Kautzsch, página 185. Cfr. Korth itner, Arch. bibl. 4 demonio del desierto, como reconoce el mismo Kautzsch, página 185. Cfr. Korth itner, Arch. bibl. 4 Explación, sino que es de origen posterior; primero designó esta palabra el monte del cual se precipitaba i macho cabrío de los pecados, y luego la aplicó el pueblo a un demonio. No se puede desechar sin mucha explicación local de este término, que estimólógica y objetivamente es oscuro; la encentranos en interpretes antiguos y modernos (por ejemplo, Hummelauer) pero el contexto parece requerir un ser sersonal. Las razones que se aducen para probar que se trata de una adición posterior, no tienen suficiente valor demostrativo.

332. Más tarde fueron añadiéndose otras fiestas, con motivo de mercedes extraordinarias recibidas de Dios. De todas ellas resulto el siguiente calendario

religioso 1:

1. Nisán, o Abib, mes de las espigas o de los nuevos frutos. Comenzaba con el novilunio que precede al equinoccio de primavera; corresponde por tanto a la segunda mitad de marzo y primera mitad de abril. El día 14 por la noche, solemnidad de la Pascua, sacrificio del cordero pascual, etc. Del 15 al 21, fiesta de la Pascua, llamada también «fiesta de los panes ácimos». El 16 ó, si éste era sábado, el 17, ofrenda solemne de las primeras gavillas. Desde esta fecha se comenzaban a contar las siete semanas hasta Pentecostés.

2. Ijar (abril-mayo), primitivamente Ziw o Zio, que quiere decir mes del

esplendor o de las flores.

3. Siván o Sibán (mayo-junio); el 6 ó el 7, fiesta de Pentecostés o de las semanas, fiesta de la siega o día de las primicias (de la cosecha de trigo).

4. Thamuz o Adonis (junio-julio).

5. Ab (julio-agosto); día 9, conmemoración de la destrucción de Jerusalén (duelo y ayuno).

6. Elul (agosto-septiembre).

7. Tischri (septiembre-octubre), primer mes del año civil, llamado antiguamente Etanim, mes sabático; día 1, fiesta (civil) de año nuevo; día 10, gran dia de la Expiación (penitencia, ayuno); del 16 al 22, fiesta de los Tabernáculos (el 23, alegría de la Ley).

8. Marqueshvan, Marsuan (o también Bûl), que acaso quiere decir mes de

las lluvias (octubre-noviembre).

9. Kislev o Casleu (noviembre-diciembre); el 25, desde el tiempo de Judas Macabeo, fiesta de las Encenias, o de la Dedicación del Templo.

10. Tebet (diciembre-enero).

11. Schebat o Sabbat (enero-febrero).

- 12. Adar (febrero-marzo); el 14 y el 15, fiesta de los Purim o de las Suertes.
- 13. Se intercalaba cada dos o tres años un segundo Adar, el Veadar; el 14 y el 15, el Gran Purim.
- 333. También el curso de los años estaba en cierta manera santificado. Cada año séptimo era sabático <sup>2</sup>. En reconocimiento del señorío de Dios sobre todo el país <sup>3</sup>, y para que los israelitas no se afanasen demasiado por los negocios terrenos y se guardasen de la insensibilidad egoista para con sus hermanos los pobres, habían de dejar este año los campos, huertas y viñedos incultos, y lo que de por sí éstos produjesen quedaba a disposición de todos, especialmente de los pobres y extranjeros. No se prohibían otros trabajos. Como consecuencia del descanso de la tierra, se estableció que no se apremiase al deudor. Para que los pusilánimes no se apurasen pensando qué iban a comer en el séptimo año, prometió el Señor tan larga bendición en el sexto que la tierra produjese en él como en tres <sup>4</sup>.

el amor y observancia de la misma.

Lev. 25, 21. Los primeros Libros Sagrados que hacen mención del año sabático, fuera del Pentateuco, son los de Nehemias (10, 32) y Macabeos (1 Mach. 6, 49 ss.). Mas de aquí no es lícito concluir,

Los israelitas, como los babilonios antiguos, establecieron su calendacio a base del año lunar completo (año luni-solar), puesto que se guiaban a la vez por la luna y el sol. El año se dividia en doce meses lunares de 20 o de 30 días, en total 354 días. Los 11 días de diferencia con el año solar se compensaban intercalando un mes cada 2 ó 3 años. Cuatro siglos a. Cr. tenían los babilonios un ciclo bisiesto de 19 años, que ya dos siglos más tarde adoptaron los judíos, pero con el siguiente orden de lanos bisiestos: 3, 5, 8, 11, 14, 16, 18. El año civil y religioso comenzaba con el mes de la recolección de la cebada (Nisán, Exod. 12, 11; el año económico, en otoño. En época judía más reciente se comenzó a contat el año civil en otoño (Tischri), conforme a la costumbre siria. Los meses se designaban entre los israelitas desde los tiempos más remotos hasta el siglo y a. Cr. por números ordinales. Salomon introdujo los nombres fenicios (Ziw, Etaniun, Bul), que a su muerte cayeron en desuso. Los nombres babilônicos que damos en el texto, Nixán, Ijar, etc., comenzaron a empharse, según parece, desde Nehemías. Cfr. Kugler, Fon Moses bis Paulus (1 Die Einrichtung des altisraelitischen und die Technik des spatibilischen Kalenders) 1-35; Bach, Die Festrechnung der Juden (Friburgo 1908) 1-16; Kalt, Bibl. Archaelogie núm. 151.

 <sup>2</sup> Lev. 25, 1 ss.; cfr. Exad. 23, 10 s.; Deut. 15, 1 ss.; 31, 10 ss.
 2 Por ello se leía en la fiesta de los Tabernáculos la Ley a todo el pueblo reunido en el Santuario, a fin de recordarles que la observancia de la misma era requisito indispensable para seguir en la posesión de la tierra prometida. El descanso de los trabajos penosos en esta fiesta, lo mismo que el de los domingos, les proporcionaba ocasión para refrescar el conocimiento de la Ley y afianzarse más en la comocimiento de la Ley y afianzarse más en la comocimiento.

5 Lev. 24, 10 ss.

Transcurridos siete años sabáticos, se celebraba el año jubilar <sup>1</sup>. Era también de descanso para los campos. Los esclavos israelitas recobraban su libertad <sup>2</sup>, las fincas vendidas volvían a sus antiguos dueños <sup>3</sup>; estaba asimismo prohibido el apremio de los deudores. Por ello se llamaba el gran año de la remisión. El año jubilar rememoraba a los israelitas que Dios es el Señor de la tierra, e Israel el usufructuario, pero a condición de guardar la Ley; que todo israelita es propiedad inalienable de Dios, y por tanto no puede ser esclavo perpetuo de nadie. Finalmente, con estas disposiciones se atajaba la codicia desmesurada de los ricos, se evitaba la pobreza duradera de las tribus y familias de Israel y se fomentaban una porción de hermosas virtudes, como la sobriedad, la compasión, la confianza en el Señor, la gratitud a Dios. Era verdaderamente año de gracia y bendición para Israel. Pero el fundamento de todo era la remisión de los pecados, por lo cual el año sabático y el año jubilar comenzaban con el gran día de la Expiación <sup>4</sup>.

334. Mientras Dios daba estas disposiciones acerca de los tiempos sagrados, un suceso análogo al de Nadab y Abiú (cfr. núm. 321), vino a imprimir en el pueblo el respeto debido al nombre de Dios. El hijo de un egipcio y de una israelita llamada Salumit, de la tribu de Dan, en un altercado que tuvo con un israelita, maldijo y blasfemó del nombre de Dios. Trajéronle a la presencia de Moisés, el cual le puso en custodia, mientras consultaba al Señor. «Echa al blasfemo del campamento, respondió el Señor, y todos los que le hayan oído sus blasfemias impongan sus manos sobre la cabeza del blasfemo (en testimonio contra él), y sea apedreado por todo el pueblo». Y dijo a los hijos de Israel: «Quien de su Dios maldijere, pagará su pecado; y quien blasfemare del nombre del Señor, morirá (de muerte); morirá apedreado a manos de todo el pueblo, sea extraniero o israelita» [Lev. 24, 10 - 14].

335. También la Nueva Alianza tiene sus tiempos sagrados y sus dias festivos, figurados en los dei Antiguo Testamento. El domingo cristiano es el cumplimiento o realización del sábado judío. Los novilunios quedan sustituídos por otras festividades que llenan todo el mes. Nuestro Año Nuevo está señalado con la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, Redentor nuestro, y de la primera efusión de su preciosísima sangre; nos recuerda que debemos vivir sólo para él, santíficar y consagrarle todos los días del año. En la fiesta cristiana de Pentecostés celebramos la promulgación de la nueva Ley, escrita por el Espíritu Santo en los corazones de los hombres, y la constitución del verdadero pueblo de Dios mediante el establecimiento de la Iglesia y la comunicación de las primicias de los preciosos dones y frutos del Espíritu Santo. Podemos considerar como fiesta de los Tabernáculos la de Navidad, aquel tiempo tan suspirado en que apareció la luz del mundo, durante el cual nos es concedido sacar agua con

como lo hacen los críticos, que al año salatico fuera de origen posterior al destierro, y que anteriormente sólo existiese un año de barbecho, establecido por la Ley, pero desprovisto de carácter religioso (Ezech. 23, 10 s.l. No se ve razón de orden económico para que la Ley estableciese cada siete años uno de barbecho simultaneo, en un país física y elimatológicamente tan variado. Ni siquierra consta que los cananeos conocieran el sistema agrícola del barbecho como lo conocen y practican hoy los fellahs de Palestina. La institución del año sabático sólo pudo tener fundamento ya desde su origen en motivos religiosos.

Por consigniente, cada 50 años. En hebreo se le llama año de Yobel (yuhul = resonar), porque para anuncianto se hacia resonar por todo el país el sonido de la boeina. Cir. acerca del mismo asunto Lev. 25, 8 ss.; 27, 17 ss.; Num. 36, 4.

Lev. 25, 8 ss.; 27, 17 ss.; Num. 36, 4.

Se devolvía la libertad al esclavo judio al septimo año a contar desde el comienzo de su esclavitud y to precisamente el año sabático); pero el año jubilar todos quedaban libres, aun los que un dia antes comenzaron a servir.

En la venta misma se tenra cuidado de que el comprador no sali-se perjudicado; porque la

<sup>\*\*</sup> On la venta misma se tenta cuntato de que el comprador no satirse permuticano; porque la heredad se apreciaba segun el provecho que pudiera producir hasta el proximo año jubilar. Se exceptuaban de la devolución las casas de la ciudad, a no ser que pertenecieran a sacerdores o levitas. 

\*\* CIr. Lev. 25, o. Carecemos de datos históricos acerca de la práctica de estas prescripciones ideales. 

"que innegablemente encierran miras elevados» (Kautzsch 1, c. 107); sólo del año sabitico se hace mención en la época posterior al destierro (cfc. Nehem. 10, §3; 1 Mach. 6, 40 §2). Hablan en pro de la antigüedad del año jubilar las disposiciones mismas, que sólo pudieren tomarse cuando aun era muy tudimentaria la situación agrícola de Israel.

alegría de las fuentes del Salvador; o también la fiesta del Corpus Christi, en la cual disfrutamos del verdadero maná y celebramos la mansión de Dios entre nosotros durante nuestro peregrinar por este mundo, no en una columna de nube, sino verdadera y sustancialmente. Los usos de la fiesta de los Tabernáculos los encontramos transfigurados y cumplidos en otras fiestas del año cristiano: en la Purificación de la Virgen María, con la procesión de las candelas en honor del Redentor; en el Domingo de Ramos, con la procesión de Palmas y con las aclamaciones del Hosanna en agradecimiento por la gracia de la Redención; en el Sábado Santo con la bendición del agua bautismal, día en que tan abundantes corren las fuentes del Salvador. La fiesta de los Tabernáculos, en su aspecto de fiesta de la recolección de los frutos del otoño, la tenemos en la fiesta de Todos los Santos. Nuestro gran día de la Explación es el Viernes Santo; nuestro año sabático y jubilar son los jubileos ordinarios y extraordinarios, en los cuales la Iglesia nos anuncia un año de Expiación y nos abre los tesoros de sus gracias, para cancelar todas nuestras deudas y librarnos de la esclavitud del demonio

#### 44. Culto privado 1

(Exod. 13. Lev. 7; 11-14 S.; 16 S.; 23; 27. Num. 6; 15; 19; 30. Deut. 6; 11 s.; 14; 22 s.; 26, 32)

336. Para que las creencias religiosas y el temor de Dios arraiguen en el pueblo e influyan en sus sentimientos y en su conducta, no basta el culto tributado a Dios oficialmente; menester es que la piedad penetre en la vida familiar. Por eso Dios, como educador de su pueblo, dió también en este particular sus disposiciones. La oración privada, primera y más necesaria manifestación de los sentimientos religiosos, no fué objeto de un precepto especial, como quiera que sin ella no se comprende la vida religiosa; y además, en el curso de la historia, inculca Dios a cada paso el espíritu de fe y de piedad.

La oración es una manifestación de la vida religiosa; por eso es tan antigua v tan universal como la humanidad. Entre los antiguos paganos era egoísta en los móviles y supersticiosa en la forma; fórmulas de encantamientos y de conjuros constituían el fondo de las oraciones, aunque no quedaba excluído completamente el culto de la divinidad. Israel aventajó a todos los pueblos cultos de la antigüedad : su oración consistía en actos de adoración y alabanza, de acción de gracias y de súplicas; los motivos fundamentales eran el poder, amor y fidelidad de Dios. Todos los patriarcas, desde Abel, son de ello modelos refulgentes: Enós invocó el nombre del Señor; Henoc anduvo con el Señor; el sacrificio y bendición de Noé es claro indicio de un espíritu de oración; Abraham caminó en la presencia del Señor e intercedió por Sodoma y por Abimelec; también Eliezer, su mayordomo, entendía de oración; Isaac ora por Rebeca; Jacob eleva al cielo sus plegarias en el apuro por la proximidad de su hermano Esaú; los israelitas, en Égipto, acudían al Señor implorando la liberación de la esclavitud; silenciosa, íntima, confiada es la oración de Ana, madre de Samuel; Rafael presenta ante el trono del Señor a la oración de Tobías; el Salterio nos ofrece numerosas, magníficas y ejemplares oraciones; de él tomaba la mayor parte el ritual del Antiguo Testamento.

Había quien se levantaba a la oración a medianoche, o de madrugada antes de salir el sol 4. El Nuevo Testamento nos atestigua la costumbre de orar antes v después de la mesa 4. El «Salmista anunciaba siete veces al día las alabanzas del Señoro 6; a ejemplo suvo se instituyeron las siete Horas Canónicas. Para la ofrenda de los diezmos, estaban prescritas fórmulas determinadas

Kortleitner, Arch. bibl. 375413.
 Toh. 12, 12.
 Ps. 5, 4: 56, 9.
 Matth. 15, 36; Ioann. 6, 11. Act. 27, 35.
 Ps. 118, 164. Coligese también de Ps. 54, 17 18 (cfr. Dan. 6, 10) que era costumbre orar por la mañana, al mediodía y al atardecer.

de oración 1. Se oraba de rodillas, como Salomón y los levitas en tiempo de Ezeauías 2; con el rostro en tierra, como Josué y Judit 3; de pie, como lo hizo el pueblo en la Dedicación del templo de Salomón 4; en los casos de súplicas muy fervorosas, con los manos elevadas y extendidas, como Salomón y los israelitas o con el rostro vuelto al Santuario, como David y Daniel 6.

Dios quiso que la instrucción religiosa y moral fuera acompañada de ciertos distintivos que los israelitas debían atar a su cuerpo o fijar en las paredes de su casa.

Tales eran las cedulitas y las vendas. Descubriéronlas los israelitas en la

prescripción 7 de llevar «como señal en la mano v como recuerdo entre los ojos» lo que Dios hizo en Egipto; v en aquella otra: «Estas palabras que hoy te mando 8, deberán estar en tu corazón: las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando estés de camino, cuando te acuestes y te levantes; v las atarás a tu mano como señal; v ellas serán un recuerdo entre tus ojos; v en aquel otro pasaje: «Atad estas palabras a vuestras manos para señal : ellas serán un recuerdo entre vuestros ojos» (figs. 50, 52 y 54). En conformidad con esto, los israelitas escribían en unas cedulitas de pergamino las referidas palabras del Señor; las ponían en unas cajitas hechas de vendas, y se las ceñían a la frente y a la mano izquierda antes de la oración y de la lectura, El Nuevo Testamento las llama filacterias, que quiere decir despertadores de la observancia de la Lev o preventivos contra las infracciones de la misma (Matth. 23, 5). Escribían también aquello del Deut. 6, 4-9: «Ove. Israel, etc.» (cfr. núm. 300), y 11, 13-20; «Si obedecéis a mis mandamientos, etc.» (cfr. número 392), en unas cedulitas rectangulares de pergamino, v puestas en una capsulita, las colocaban en las jambas y en las puertas de las habitaciones; por lo que se las llamaba mesusa (jambas). Al entrar en la casa v al salir de ella, solían tocarlas con la mano, que luego se lle-



Fig. 50. Judío con cedulitas y vendas.

vaba a los labios. Estaban prescritos por Dios los flecos del manto 9 (zizith, borlas en los cuatro cabos del manto cuadrangular): «Di a los hijos de Israel, que se hagan unas borlas en los remates de sus mantos, poniendo en ellos cintas de color de jacinto; para que, viéndolas, se acuerden de todos los mandamientos del Señor y los cumplan y se conserven santos para su Dios». Y así como los ojos corporales se dirigían todos los días a esas borlas, del mismo modo el espíritu y el corazón de los israelitas debían enderezarse cada día hacia los mandamientos divinos 10.

Exod. 13, 9 16.

Deut. 26, 13 ss.

<sup>111</sup> Reg. 8, 54. II Par. 29, 30.

10s. 7, 6. Iudith 9, 1; 10, 1. Las expresiones con más frecuencia usadas para designar oración y bradición, denotan continente humilde y respetuoso; barach = bendecir, significa propiamente charer, bradición, denotan continente humilde y respetuoso; barach = bendecir, significa propiamente charer, bradición de la contractor en tierra: kur a significa coare arrodillarse a uno»; tephillah = oración, viene de phalal = postrarse en tierra; kar a significa «caer de rodillas y adorara (III Reg. 19, 18. Is. 45, 23).

<sup>111</sup> Reg. 8, 14.

III Par. 6, 12 s. Is. 1, 15.

"Ps 5, 8. Dan. 6, 10. Más pormenores acerca de la oración, en Scholz, Die heilige Altertümer

"Ps 5, 8. Dan. 6, 10. Más pormenores acerca de la oración, en Scholz, Die heilige Altertümer

"Ps 5, 8. Dan. 6, 10. Más pormenores acerca de la oración, en Scholz, Die heilige Altertümer 11 345 ss.; Döller, Das Gebet im AT (Viena 1914); Greiff, Das Gebet im AT, en ATA V 3 (Munster 1915).

Los judios entendieron esto de las palabras que inmediatamente preceden: «Escucha Iscael: el Señor Dios nuestro es el solo Señor. Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas» (Deut. 6, 4 ss.; 11, 18 ss.).

<sup>\*</sup> Num. 15, 37 ss. Deul. 22, 12.

\*\* Num. 15, 37 ss. Deul. 22, 12.

\*\* Num. 15, 37 ss. Deul. 22, 12.

\*\* Vestidos ordinarios un escapulario con borlas en los cuatro ángulos. Pero como esta prenda estaba

338. Para refrenar la gula y recordar a Israel su dignidad de pueblo de Dios y su vocación a la santidad, dióle el Señor diversos preceptos relativos a los manjares. Prohibióles: 1, todos los animales impuros; 2, la sangre y la carne con sangre; 3, los animales sofocados (por ejem-





Fig. 51. - Manto de oración con beilas,

Fig. 52. —Cedulitas para la frente.

plo, los cogidos con trampa), porque todavía tienen la sangre en sí, o los animales devorados por las fieras, porque, comiendo de ellos, se hace



Fig. 53. —Cedulitas para las jambas de las puertas (mesusa).

el israelita comensal de los animales <sup>2</sup>; 4, ciertas partes gordas de las ovejas, becerros y cabras, las cuales se destinaban al altar, por ser lo mejor del animal <sup>3</sup>; 5, el cabrito cocido en la leche de su madre <sup>4</sup>; 6, carne y vino ofrecidos a los ídolos <sup>5</sup>.

Entiéndese por animales puros los que se alimentan de vegetales y llevan vida más pura; en especial los animales domésticos ordinarios. Las víctimas para los sacrificios se escogían entre aquellos animales, cuya entrega y pérdida era más dolorosa al hombre. En particular Lev. 11 cuenta entre los animales puros, cuya carne estaba permitida, los siguientes: entre los mamíferos, los rumiantes que tienen la pezuña partida (Deut. 14, 3-6); entre los acuáticos, los peces de escamas y aletas (Deut 14, 9 s.), de los cuales excluyeron los judíos la anguila; entre las aves, había más de veinte impuras. Se llamaban impuros aquellos que tenían especial relación con la muerte y

putrefacción: las fieras y aves de rapiña, los gusanos, insectos (excepto cuatro clases de langostas) y toda clase de bichos; también, todos aquellos que son de alguna manera impuros, como el cerdo y similares, y análogamente, aquellos que con su género de vida recuerdan al hombre la muerte y su causa, el pecado. Las leves relativas a los manjares tenían carácter esencialmente religioso. Esto se co-

oculta, adoptaron para el tiempo de la oración y de otros ejercicios pladosos un manto especial (fig. 51). Todavía hoy es costumbre entre los judios vestir esta prenda a los 13 años con determinado ritual. 1 Dóller, Die Reinheits- und Speisegesetze des AT in religionsgeschichtlicher Beleuchtung, en

ATA VII 2.3.

\* aNo comerés la carne que antes haya sido gustada de las bestias, sino la echarcis a los perros.»
(Exod. 22, 31).

Exod. 22, 31).

a «No comercis grosura de oveja, ni de buey, ni de cabra; si alguno comiere de la grasa que debe

ser quemada en ofrenda al Señor, será exterminado de su pueblo» (Lev. 7, 23-25).

4 Por tres veces se inculca: «No cocerás el cabrito en la leche de su madre» (Exod. 23, 19: 34, 26; Deut. 14, 21). De una glosa de la versión samantama se deduce que enta probibición se encaminaba a contrarrestar una costumbre idolátrica. El egipcio Sinuhe (hacia el 1700 a. Cr.) nos cuenta, en la relación de su viaje, que era costumbre entre los idólatras rocer en leche la carne (BZ VII 16). Los judios, llevados de su ridícula escrupulosidad, declararon alimento impuro la carne o el caldo en que hubiese caido una sola gota de leche.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> aNo comáis de sus sartificios» (Evid. 34, 15), aMia es la vinganza, y yo les daré el pago a los que comieron de las víctimas ofrecidas a los dioses y bebieron el vino de sus libaciones» (Dent. 32, 25 28). Más tarde los judios tavieron por impuro todo manjar y vino que procediesen de los júdiatras; porque, como éstos vendían en los mercados cosas ofrecidas a los dioses, podría suceder que entre las compras que hacian los judios se hallase algún manjar ofrecido a los idolos.

lige claramente del remate de este proepto (Lev. 11): «No queráis manchar vuestras almas, ni toquéis tales cosas; sed santos, porque Yo soy santos. Por medio de esta distinción entre animales puros e impuros, quería Dios inculcar a los hombres el respeto a Dios infinitamente puro y santo y el cuidado por la propia santificación. Quería al mismo tiempo recordarles su elección y la preferencia

sobre todos los pueblos paganos, en cuanto que, como pueblo de Dios, sólo de lo mejor adel mercado de la tierra» les estaba permitido alimentarse. Servían también estas leves para preservarlos de ciertas supersticiones paganas anejas a los sacrificios de algunos animales v a los banquetes consi-



Fig. 54 -Cedulitas v vendas en el braze,

guientes. Hay quien sostiene que esas leves eran medidas higiénicas exigidas por lo cálido del clima. Mas ello no parece ser conforme a la verdad, o por lo menos la cuestión de higiene fué muy secundaria, pues los pueblos vecinos, que no conocían la diferencia de animales puros e impuros: filisteos, sirios, etc., eran tan sanos como los israelitas. — La sangre estaba prohibida porque servía exclusivamente para reconocer el señorío de Dios sobre la vida y para la expiación (cfr. Lev. 17, 11, 14; Deut, 12, 23 v núm. 107).

Las leves de la purificación se refieren a ciertos estados corporales que interrumpían por determinado tiempo 1 la comunidad externa (legal) con Dios, es decir, que privaban temporalmente del derecho a participar en el culto, por provenir de acontecimientos relacionados en cierto modo con la maldición divina y con las consecuencias del pecado. Producía impureza legal el contacto con un cadáver , porque la muerte es pena del pecado; la lepra, porque es una putrefacción en vida y una imagen de la muerte; v en fin, todo lo que estaba en relación con la vida sexual, porque aquí es donde más se manifiesta la concupiscencia derivada del pecado 3.

Las purificaciones prescritas para esos casos tenían por objeto mantener despierta la conciencia del primer pecado y del original, recordar la inclinación al mal y la necesidad de la Redención de avivar el deseo de la expiación y limpieza del alma. Por esto, para las grandes purificaciones estaba prescrito un sacrificio pro peccato, el cual, como todo sacrificio de esta naturaleza, era figura del verdadero cordero que quita los pecados del mundo. La primera y más importante purificación del hombre, que se practicaba luego de nacer, era la circuncisión, medio de que disponía la Antigua Alianza para librar del pecado original, por su relación con el Bautismo, del cual era figura 4.

340. Para diversas especies de pecados había señaladas otras purificaciones, acompañadas algunas de ellas de sacrificios propiciatorios. Las más importantes eran : la de la madre, la del leproso y la del impuro por contacto de cadáver.

El nacimiento de varón dejaba impura a la madre por siete días, el de hembra por catorce ; además se la excluía del Templo por cuarenta días en el primer caso y por ochenta en el segundo. Pasados éstos, debía ofrecer un palomino o una tórtola pro peccato y un cordero de un año en holocausto; por el sacrificio y la oración quedaba purificada . Los pobres ofrecían dos tórtolas o palomas, la una por el pecado y la otra en holocausto. Si se trataba del primo-

Esta idea no es peculiar de Israel, sino también de muchos otros purblos. También el contacto de carroña de un animal, porque el asco que produce la carne podrida de una bestia es consecuencia del pecado.

Gien, 3, 7 11; cfr. Ich 14, 4; Ps. 50, 7; Scholz, Die herhgen Altertumer II 212 ss. Cfr. num. 150. Por medio de ella era admitido también el pugano a la comunidad del pueblo de Dios, como prosélito de la justicia (cfr. núm. 160). Cuando cesó el culto de los sacrificios, se introdujo como símbolo de purificación el bautismo de los prosélitos, en sustitución del sacrificio que antes estaba Prescrito para este caso.

<sup>5 1.</sup>et. 12.

génito varón, la madre debía ofrecerlo al Señor y redimirlo por cinco siclos de

Tan pronto como alguien era sospechoso de lebra 2, debía presentarse a los sacerdotes para que le reconocieran. Si estaba contaminado de la enfermedad, declarábanle impuro: quedaba excluído del trato de los hombres, y tenía que aloiarse en un lugar destinado a los leprosos fuera del campamento — más tarde, fuera de las ciudades y aldeas —; en ese lugar le era permitido andar libremente; y si alguien se le aproximaba debía gritar: «cimpuro!» Cuando le parecía que estaba ya curado, debía presentarse a los sacerdotes para que le reconociesen: si realmente estaba curado, le declaraban puro y libre: mas no sin antes efectuar varias ceremonias muy simbólicas. Primero se le limpiaba fuera del campamento (o de la ciudad) y luego se le recibía en la comunidad del pueblo. El sacerdote preparaba dos aves puras; además una mata de hisopo, un palito de cedro y lana coccínea — símbolos de la pureza, de la incorruptibilidad v del vigor —, los cuales unidos significaban la remisión de la sentencia de muerte : una vasija de barro, porque después del uso sagrado que de ella se iba a hacer, no debía utilizarse para ningún otro servicio, sino quebrarse. Esta vasija se llenaba de agua de la fuente, símbolo de purificación completa. Hechos estos preparativos, se mataba una de las aves sobre el cántaro, de suerte que la sangre se derramase dentro de él y se mezclase con el agua; sumergíase en la vasija el hisopo atado con la lana al palito de cedro: luego se introducía la segunda ave con sus plumas (de las alas y de la cola), para hacer de ella un medio de purificación. Se rociaba siete veces al leproso con el hisopo, para significar que su impureza estaba borrada, y se dejaba en libertad el ave, en señal de que la purificación era completa. Luego se le lavaban los vestidos, cortábansele los cabellos y se le bañaba para quitar con ello toda impureza corporal, simbolizando al mismo tiempo la perfecta pureza del alma. Después de estas ceremonias, le era permitido al leproso entrar en el campamento (ciudad); mas no en su casa, para que no se manchase de nuevo con el trato; antes bien en el retiro debía prepararse para la incorporación a la comunidad de Dios. Esto sucedía al octavo día mediante un sacrificio pro delicto (en satisfacción por su alejamiento temporal del servicio de Dios), un sacrificio pro peccato y un holocausto por su completa purificación y conservación en limpieza (Lev. 14). El séptimo día se repetía el lavado de la ropa y del cuerpo y el cortar el pelo, para sellar en cierto modo la purificación. Con la sangre del sacrificio pro delicto, mezclada con óleo consagrado de antemano, ungiale el sacerdote la oreja derecha, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho, para significar que se le admitía de nuevo a la observancia de la Ley y se le recibía en la sociedad, y que Dios le daba su gracia para ello. - Esta purificación del leproso es una figura muy señalada de la purificación del alma, de la lepra del pecado; y así se dice en el Salmo 50, 9: «Rocíame con el hisopo (con el agua de purificar, en la cual se sumergía el hisopo), y seré purificado».

La impureza mayor nacía del contacto de un cadáver. La purificación exigía procedimientos especiales (Num. 19). La razón está en que la muerte es la consecuencia más terrible del pecado, y por ende símbolo del pecado. El cadáver manchaba, no sólo todo cuanto tocase, sino también la tienda o casa en que se hallaba v los objetos o personas que allí hubiese. No bastaba el agua ordinaria para lavar esa mancha; a este objeto, se preparaba una mezcla de agua con ceniza de una vaca roja. Para obtener dicha ceniza, se degollaba v ofrecía en sacrificio pro peccato de tiempo en tiempo fuera del campamento (más adelante en el monte de los Olivos) una vaca joven, sin tacha alguna y que no hubiese llevado todavía el vugo; se rociaba siete veces su sangre en dirección al Santuario, y se reducía a cenizas el animal, juntamente con un poco de madera de cedro, hisopo y lana coccínea. El cedro, el hisopo y la lana eran símbolos de la incorruptibilidad, pureza v vigor. Esto mismo venía a significar el sexo del

Cfr. núm. 288; Num. 3, 47; 18, 15 88; Inc. 2, 22 8. Esta enfermedad maligna y destructora, indéndra en Egipto y Asia Menor, consiste en la degenración y destrucción lenta y progresiva de las arterias y del sistema glandular; las consecuencias se manificatan primero en la piel. De las distintas clases de lepra, dos principalmente menciona la Sagrada. Escritura, la blanca y la tuberculosa tésta se llama también elefantíasis, porque además de las manchas, señales y úlceras, se forman nudos y tubérculos que sacan de su posición los miembros y articulaciones). Se la tiene por incurable.

animal, su juventud, vigor y color rojo, el de la sangre y la vida. El sacrificio se hacía fuera del campamento; porque el Santuario no debía mezclarse para nada en cosas de muerte 1. Cuando ocurría impureza por contacto de algún cadáver, se mezclaba en una vasija un poco de esta ceniza con agua de la fuente. Con la mezcla se rociaba lo impuro el tercero y séptimo día, y quedaba purificado. Esta purificación estaba mandada bajo pena de exterminio.

Ciertas impurezas se borraban separando temporalmente al impuro de sus familiares, v con sencillos lavatorios; así, por ejemplo, cuando alguien tocaba

a un impuro por contacto de cadáver o carroña.

341. El ayuno es un excelente medio para conservar y promover la vida religiosa v moral. Prepara para la amistad con Dios, por los sentimientos de arrepentimiento de que procede; doma las pasiones sensuales; fortalece contra los ataques del enemigo; dispone el espíritu a las cosas divinas y fomenta todas las virtudes, especialmente la castidad. El Antiguo Testamento le llama «mortificación del alma».

Por esto prescribió Dios un gran ayuno para la solemnidad anual de la Expiación 2. Más tarde se anadieron cuatro días de ayuno: el diez del décimo mes, el nueve del cuarto, el diez del quinto y el tres del séptimo \*, en memoria del primer sitio, conquista e incendio de Jerusalén por Nabucodonosor, y del asesinato del gobernador Godolías por los judíos 4. Además, en ocasiones extraordinarias, calamidades o peligros, se prescribían ayunos y penitencias generales . Mas, también como ejercicio privado, recomendo Dios, por medio de Moisés. el ayuno, ora en cumplimiento de algún voto, ora por espontánea voluntad; v lo vemos practicado con gran celo, va para levantar el espíritu, va para apartar alguna desgracia pública o privada, ya, en fin, por penitencia . Los israelitas piadosos, especialmente los fariseos (Luc. 18, 12), avunaban dos veces por semana: el jueves, porque ese día subió Moisés al Sinaí, y el lunes, porque en él bajó del monte.

342. Los votos i eran una manifestación especial del celo por la gloria de Dios. Se usaron desde muy antiguo; los hallamos ya en tiempo de los patriarcas . La Ley de Moisés impone la obligación de cumplir los votos y regula ssu validez, «Cuando hicieres algún voto al Señor Dios tuvo, no retardarás el cumplirlo, porque tu Señor Dios te lo demandará. Y si lo retardares, te será imputado a pecado. Si no llegares a prometer, no habrá en ti culpa. Pero lo que una vez salió de tus labios lo has de cumplir y ejecutar como lo prometiste al Señor Dios tuvo» 9. Objeto del voto podían ser cosas, animales, personas o privación de una cosa permitida. Lo que por derecho correspondía a Dios (primicias, primogénitos), no podía ser objeto de un voto. Para la validez de los votos de los niños era necesario el consentimiento de sus padres; para los de las muieres, el de sus maridos.

El mayor de los votos era el de los nazareos o nasireos 19. Consistía en la consagración temporal (por un mínimum de treinta días) o perpetua de una persona a Dios: lo hacía el mismo individuo o los padres por él. El nazareo

Los santos Padres ven con san Pablo (Hebr. 13, 11 ss.) en el sacrificio de la vaca roja una figura de Jesucristo, que padeció fuera de las puertas; y en el agua de la purificación, una figura del agua bandismal, que recibe su virtud de la sangre de Jesucristo inmolado en la Cruz. Cfr. núm. 331.

Zach. 7, \$1.8, 19.

Zach. 7, \$1.8, 19.

IV Reg. 25, 18 25. Ierem. 30, 1 2; 41, 1; 52, 6 12; num. 675 5.

Pecados del pueblo, plagas, derrotas (Indic. 20, 20, 1 Reg. 7, 6, Iocl. 1, 14; 2, 12. Barach 1, 6), demanda del auxilio divino (15, 58, 3 5, Ierem. 36, 9, Ionas 3, 5, 11 Par. 20, 3, Esdr. 8, 21. Est. 4, \$10. Indith 4, 9 88, 1 Mach. 3, 47, 11 Mach. 13, 12).

Num. 30, 14 88; cfr. Exod. 24, 18; 34, 28; 1 Reg. 31, 15; 11 Reg. 1, 12; 3, 35; 12, 16 22; 18, 34, 13; Dan. 9, 3; 16, 3; Exdr. 10, 6; Nehem. 1, 4; Indith 8, 16. — Para más pormenores of Cscholz, Die hedigen Albertainer 11 332 88; LB II 642; Kortheitner, Arch. bibl. 38; Fruhstorfer, Fastemorschriften und Fastendehren der hedigen Schrift des Alten Bundes, en TheQS LXIX 59 88; Cfr. acerca de ello Lev. 27; Nam. 30, 3 88; Indic. 11, 30; I Reg. 1, 11 22 28; 2, 20; 11 Reg. 15, 8; Ps. 65, 13; 115, 14; 131, 2; Ionas 1, 16; 2, 10; Scholz, I. e. II 309 88.

Cfr. num. 179.

\*\*Cfr. Deut. 23, 21 88; Eccles. 5, 4; Iudic. 11, 35.

\*\*El nombre significaba apartado, a saber, del mundo y sus placeres y santo, para el Señor.

debía privarse del vino y de toda bebida que pudiese embriagar; dejar crecer sus cabellos, símbolo de vigor y fuerza, en señal de perfecta consagración y entrega; guardarse de toda impureza por contacto de cadáver, aun de sus parientes más próximos: en suma, ser modelo de absoluto apartamiento de todo pecado. Terminado el tiempo de su consagración, ofrecía un sacrificio expiatorio por los pecados que hubiese cometido durante él: un holocausto, en señal de completa entrega a Dios, y víctimas pacíficas, en prueba de amistad y comunidad con Dios, amén de otras ofrendas. Entonces el sacerdote le cortaba una parte de sus luengos cabellos, que arrojaba al fuego del sacrificio en señal de cumplimiento del voto !. Si el nazareo, por alguna impureza, interrumpía su voto, quedaba impuro por siete días; debía cortar sus cabellos, y ofrecer el día octavo dos palomas: una por el pecado, la otra en holocausto, y comenzar de nuevo su tiempo. — El Redentor fué nazareo en el sentido más elevado de esta figura: santo, como retoño de la raíz de Jesé 4; infinitamente más santo que los nazareos, «separado de los pecadores», etc., <sup>3</sup> el «Santo de los santos» <sup>4</sup>, el Santo de Dios 5.

Llámase ley ceremonial el conjunto de prescripciones dictadas por Dios a Moisés en orden al culto público y privado. Las ceremonias, como tales, no causaban de por sí la santificación interna, sino sólo en cuanto eran figuras de Jesucristo, de los sacramentos y sacramentales, y se practicaban con espíritu de fe en el Redentor. Cesaron, al venir la plenitud y ser sustituídas por la realidad beatífica, por el sacrificio de Jesucristo, por los sacramentos, en los cuales se nos aplican las gracias que el Redentor nos mereció, y por los sacramentales. Los votos del Antiguo Testamento han tenido cumplimiento sublime en los consejos evangélicos y en los votos monásticos.

#### 45. Legislación civil

(De Exod, 21; 23; 34; Lev. 18; 20; 24 s., Num, 5; 15; 23 s.; Deut. 5; 7; 13 s.; 16 s.; 18-22; 24; etc.)

Queriendo Dios ser el Rey de su pueblo, dictó El mismo leyes que regulasen las relaciones sociales y civiles de los israelitas, como correspondía a la dignidad del pueblo escogido. Hablaremos aquí tan sólo de tres clases de prescripciones, que importan mucho para esclarecer

no pocos lugares del Antiguo y Nuevo Testamento.

La familia, base de la sociedad, debia tener en su origen, el matrimonio, especial sentido religioso y sagrado 6. Por esto se permitía el matrimonio sólo entre personas adictas a la verdadera fe 7. Por la misma razón, el parentesco de consanguinidad constituía impedimento 8 absoluto en línea directa, y hasta el segundo grado en línea colateral (con algunas excepciones). El adulterio 9 se castigaba con pena de muerte (lapidación).

Si recaía sospecha de infidelidad en alguna mujer, debía ésta purificarse mediante un sacrificio por celos. La mujer, teniendo en sus manos la ofrenda

Dan. 9, 24.

Véase en Num. 6 las prescripciones relativas al voto. — Tenemos ejemplos de nazareato perpetuo en Sansón, Samuel, Juan Bautista (Iudic. 13, I Reg. 1, 11 ss. Luc. 15); de temporal, en el Libro de los Macabeos y en los Hechos de los Apóstoles (II Mach. 3, 49. Act. 21, 23). Más pormenores en Scholz, Die heiligen Altertumer II 316 ss.).

Matth. 2, 23; cfr. 1s. 11, 1, y san Jerónimo, Comm. in Is. 11, 1.

<sup>3</sup> Hebr. 7, 26.

Dan. 9, 24.

Marc. 1, 24; Luc. 1, 35; cfr. san Jerénimo, Comm. in c. 2 Matth.

Cfr. Eberharter, Das Ehe-und Familienrecht der Hebruer mit Rücksicht auf die ethnologische Forschung dargestellt, en ATA V 1/2 (1914); Kalt, Bibl. Archäologie num. 34-44.

Los matrimonios con canamos estaban prohibidos con todo rigor, por el peligro de idolatría (Exod. 34, 16; Deut. 7, 1-4); por la misma razón no era lícito a los hebreos casarse con moabitas y ammonitas. Con egipcios e idumeos no estaba permitido contraer matrimonio hasta la tercera generación (Peut. 23, 8); estaba permitido el matrimonio con otros paganos, pero después del destierro se prohibió toda clase de matrimonios mixtos (Esdr. 9, 2). El profeta Malaquías (2, 10 ss.) los considera como prevaricación, desprecio de la divina prosapia de Israel, menosprecio de la prerrogativa de ser el pueblo de Dios.

Cfr. Lev. 18; 20, 11-20. Lo mismo la infidelidad de la prometida (Lev. 20, 10. Deut. 22, 20 ss.).

— que era un presente de su marido — y el agua de los celos, que se tomaba del baño del Santuario, pronunciaba un juramento, en virtud del cual, en caso de culpabilidad, acarreaba sobre sí los más terribles castigos de Dios; luego behía el agua, después de lavar en ella una cedulita de pergamino en que se habían escrito las palabras del juramento (Num. 5, 11 ss., cfr. núm. 345). Era, pues, una especie de juicio de Dios. También la lev babilónica antigua prescribia en tales casos algo semejante, una prueba de agua 1. — Aunque Dios estableció en el Paraíso la unidad e indisolubilidad del matrimonio esto no obstante, toleró en el Antiguo Testamento a los israelitas la poligamia v ei divorcio, a causa de la práctica establecida en todos los otros pueblos y por la adureza de corazón de los israelitas». Se permitía el divorcio sólo en caso de infidelidad o de alguna otra causa muy grave; mas antes debía presentar el marido una escritura de repudio. Con esto se protegía en cierto modo a la muier contra la arbitrariedad, y se daba al marido ocasión de pensar mejor las cosas (Deut. 24, 1 ss.). El retorno a la lev primitiva fué resultado de la Revelación divina y del progreso religioso-moral; poco a poco se fué volviendo a la observancia de la unidad e indisolubilidad del matrimonio. La unidad del matrimonio era generalmente observada va en tiempo de Jesucristo: cuanto al divorcio, no sólo prevaleció la norma de permitirse únicamente en caso de adulterio, sino que el profeta Malaquías (2, 4 ss.) lo condenó categóricamente. Jesucristo, el Señor, restableció la indisolubilidad primitiva del matrimonio y lo elevó a sacramento (Matth. 10, 3 ss.). No obstante aquellas concesiones, no puede decirse que el vínculo convugal de los israelitas estuviera relajado o fuese inestable; el segundo matrimonio era tan verdadero v estricto como el primero, e imposibilitaba el retorno a éste. En Israel la mujer no era una esclava del hombre, como en otros pueblos orientales 2.

Mucho tiempo antes de Moisés (Gen. 38, 8), estaba en uso el matrimonio de obligación, llamado levirato. Si un hombre moría sin sucesión, su hermano estaba obligado a casarse con la viuda; el primer hijo de este matrimonio recibía el nombre y la herencia del difunto. En los demás casos, estaba rigurosamente prohibido el matrimonio entre personas ligadas por afinidad en línea directa, y hasta el primer grado en línea colateral (Lev. 18, 15 ss.; 20, 21). Mas el levirato estaba permitido y aun mandado, para que se conservasen el nombre v la estirpe del difunto. Si un hombre dejaba sólo hijas, en ellas recaía la herencia. Mas no podían casarse fuera de su tribu, para que cada una de las doce tribus conservase integra su porción primitiva.

344. II. Los israelitas debían distinguirse de los pueblos paganos tanto por su magnanimidad como por su humanitarismo y compasión, disponiéndose así para los tiernos sentimientos de piedad v virtud. Por esto les mandó Dios entre otras cosas:

«No tomarás en prenda a tu hermano la muela del molino; porque esto sería tomar en prenda su vida» (hacerle imposible la subsistencia). «Cuando exigieres de tu prójimo alguna cosa que te deba, no irás a su casa a tomarle algo en prenda; sino te estarás fuera, y él te sacará lo que tuviere. Mas si es pobre, no pernoctará en tu casa la prenda, sino se la devolverás antes de la puesta del sol, para que pueda dormir bajo su techo y te bendiga, y el Señor tu Dios te lo împute a justicia» 4.

«No megarás la paga de su trabajo a tu hermano menesteroso y pobre, o al forastero que mora contigo en la tierra y está dentro de tus puertas; sino que en el mismo día, antes de ponerse el sol, le darás el salario de su trabajo; porque es pobre, y con ello sustenta su vida; no sea que levante el grito contra ti al Señor, y te sea imputado a pecado. — No se hará morir a los padres por sus hijos, ni a los hijos por sus padres; sino cada uno morirá por su pecado. - No pervertirás la justicia del extranjero y del huérfano, ni quitarás en

Al 10 - 374.

En contra de Delitzsch, en sentir del cual la situación de la mojer en el derecho y culto babiló-nicos era emuy distinta y mejoro que en el israelita, cfr. Kugler, Babylon und Christentum I 51 ss. (über die Stellung der Frau im mosaischen Gesetz).

Cfr. Num. 36, 6 ss.

Deut. 24, 6 10-12.

prenda el vestido de la viuda 1. — «Cuando segares las micses en tu campo, y dejares olvidada alguna gavilla, no volverás a tomaria; sino la dejarás que se la lleve el forastero, y el huérfano, y la viuda; para que te bendiga el Señor Dios tuvo en todas las obras de tus manos. Del mismo modo, déjales espigar en

tu campo v racimar en tu viña» 4.

«Si salieres a la guerra contra tus enemigos, y vieres la caballería y los carros, y la multitud del ejército contrario mayor que la que tú tienes, no los temas; porque está contigo el Señor Dios tuyo, que te sacó de Egipto. Al acercarse la hora del combate... gritarán los capitanes, de modo que todos lo oigan: ¿Por ventura alguno ha piantado una viña, sin que todavía haya podido disfrutar de ella? : Hay alguno que tenga mujer apalabrada y no la haya tomado todavía? Vuélvase a su casa; no sea que muera en el combate y pierda lo que (tal vez con mucho trabajo) adquirió. Y después que hayan dicho esto, añadirán todavía al pueblo: Hav alguno medroso v de corazón apocado? Vávase v vuélvase a su casa, porque no comunique a sus hermanos el miedo de que está poseído». — A la ciudad sitiada debe ofrecerse primero la paz, y cuando se toma por asalto una ciudad, se ha de respetar a las mujeres y a los niños. Durante el sitio, no se han de cortar los árboles frutales ni talar con el hacha los árboles del contorno ...

345. En una época en que era tan corriente la escluvitud, resultaba imposible prohibirla en absoluto; pero Dios inculcó a los israelitas la suavidad en el trato con los esclavos 4:

«Si se descubriese que un hombre ha sonsacado de los hijos de Israel a un hermano suvo, y le ha vendido, se le matará . — «Si tu hermano, obligado de la pobreza, se vendiere a ti, no le oprimirás con servidumbre de esclavos; sino le tendrás como un jornalero y como un colono, y trabajará en tu casa hasta el año del jubileo, y entonces saldrá con sus hijos, y volverá a la parentela y a la posesión de sus padres» 6. — «En el sábado descansarán tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú». — Celebrarás banquetes en la presencia del Señor, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva y el extranjero y el huérfano y la viuda que moran contigo, y te acordarás de que también tú fuiste esclavo en Egipto . — "Quien hiriere con palo a su esclavo o esclava hasta hacerle morir entre sus manos, será reo de crimen (será castigado como corresponde)... Si alguno hiriere en el ojo a su esclavo o esclava y los dejara tuertos o les hiciere saltar un diente, les dará libertad» 8.

#### 346. También a los animales alcanza la legislación divina:

«Si encontrares perdido el buey o el asno o la oveja de tu hermano, no pases adelante; sino devuélveselo, aun cuando se trate de tu enemigo. Y si lo vieres caer en el camino en el suelo o en una hoya, no pases de largo; sino le avudarás (o lo sacarás). — Seis días trabajarás ; mas el séptimo día descansarás ; para que (también) descanse lu buey y tu asno. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás sus frutos. Mas el año septimo la dejarás y harás que descanse; para que coman los pobres de tu pueblo y tus criados y criadas y tus animales 9. — Si andando por el camino hallares algún nido de ave en un árbol o en la tierra, y a la madre echada sobre los pollos o los huevos, no la cogerás con los hijos; sino la dejarás que se vava, quedándote a lo sumo con los hijos, para que te vava bien v vivas largo tiempo. — No ararás con buey v con asno juntamente. — No atarás la boca del buev que tritura (trilla) tus mieses en la era» 10.

Mediante una recta e imparcial administración de justicia, se mantenía el sentido del derecho frente a las perturbaciones del orden

Deul. 24, 14-17.
 Deul. 24, 10 -> ; cfr. Lev. 10, 6; 23, 22.
 Deul. 26, 17, 10 -> .
 Deul. 26, 17, 10 -> .
 Fraid cra el único publo de la antiguedad que tenia legislación para los esclavos y mantenía el principio de la igualdad de todos los hombres. Más pormenores acerca de la esclavitud en Israel Chall Mathadada núm. 52 -> . v. Kalt, Bibl. Archaologie num. 52 ss. \* Dent. 5, 14; 16, 11.

<sup>5</sup> Deut. 24, 7. 5 Exod. 21, 20 26. 20 Deut. 22, 6 8.; 10; 25, 4. Level 25, 39-41. Dent. 5, 14; 1 Exod. 23, 4 5; 10 SS. Dent. 22, 1 4.

social. A este fin, ya al principio en el desierto i, se constituyeron ineces experimentados e incorruptibles, disponiéndose para lo futuro:

«Establecerás jueces 2 y maestros en todas tus puertas 3 que el Señor Dios tuyo te diere en cada una de las tribus, para que juzguen al pueblo con juicio iusto, sin inclinarse a alguna de las partes. No serás aceptador de personas ni de dádivas», «Sólo por deposición de dos o tres testigos se decidirán los asuntoso 4. No se conocía el uso de la tortura para arrancar la confesión de un crimen. El principio vindicativo de los delitos personales era la ley del talión: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, golpe por golpe . Mas esta pena sólo se aplicaba a petición del ofendido, admitiéndose también indemnizaciones pecuniarias. La restitución prescrita en caso de latrocinio era muy elevada; si aparecía lo hurtado, el ladrón debía restituir el doble; si no aparecía, el cuadruplo y aun el quintuplo . El asesinato bremeditado se castigaba irremisiblemente con pena de muerte: para el asesino no había lugar de refugio, ni rescate pecuniario. Los castigos. aun los corporales y la misma pena de muerte, eran rigurosos, pero humanos: nunca iban acompañados de tormentos o de crueldades. El número de golpes no debía exceder de 40 8. La pena de muerte merecida por asesinato intencionado, por quebrantamiento voluntario de la ley ceremonial divina o por ciertos delitos carnales, se ejecutaba sin largas torturas, a espada, y más generalmente, per lapidación 9.

Se ha reprochado a la Ley mosaica no haber prohibido, antes sancionado, la vindicta (privada) «que pesa aún hoy como una maldición sobre los pueblos orientales» 10. Mas. los que esto afirman, no advierten que la Ley no dispuso la venganza, sino la toleró (como uso arraigado), encauzándola dentro de los límites de la justicia bien ordenada. Sólo al heredero del occiso le estaba permitida la venganza, después del proceso judicial. Si la culpa era dudosa, podía el asesino refugiarse en las ciudades libres, y solicitar amnistía al entrar en funciones un nuevo sumo sacerdote. Nada, pues, de arbitrariedades en la venganza privada, que pesa como una maldición sobre los pueblos de Oriente 11. La ley de la venganza era indispensable en aquellos tiempos, como lo es todavía hoy entre las fribus del desierto. Son interesantes a este propósito las observaciones de Musil: «La institución de la vindicta (privada) es una de las mejores, en las comarcas que carecen de un poder fuerte. Porque, no habiendo una persona que tome venganza del asesino, queda uno abandonado a sí mismo y a la divina providencia y, por ende, en continuo peligro de perder la vida violentamente. Mas, habiendo un vengador, se puede vivir tranquilo y sentirse tan seguro en el desierto como en las calles más concurridas de las populosas urbes europeas. Toda gota de sangre vertida se expía con la sangre del asesino, o como dice el refrán: hueso por hueso, sangre por sangre, hombre por hombre, alma por alma. Una vez expiado el crimen con el castigo del criminal o de su pariente más próximo, queda satisfecha la justicia y cesa la vindicta; ambas familias pueden continuar en las más amistosas relaciones»12.

Para animar eficazmente al pueblo de Israel al exacto cumplimiento de todos los preceptos, prometió Dios ya desde el primer anuncio: «He aqui que vo enviaré mi Angel para que te guie y te guarde en el

<sup>:</sup> Cfr. núm. 377. La autoridad suprema residia en el sumo pontifice. Quien no se sometia a sus decisiones eta castigado con la pena de muerte. Ya a los Patriarcas se había anunciado que Israel había de tener teves (Gen. 17, 6 16; 35, 11); por lo cual el Deuteronomio establece las aleyes del reyn (Deut 17, 12 14 ss.; núm. 303).

En las puertas de la ciudad estaban los lugares diputados para sentenciar las causas.

Deut. 16, 18 s.; 19, 15.

Lev. 24, 19. Exod. 21.

Exod. 21, 12 ss. Lev. 24, 17 21. Num. 35, 16 ss. 31 Deut. 10, 11 ss.; cfr. num. 97.

Bent. 25, 2 s. Para no pasar de este número, se solia dar sólo 39 (cfr. 11 Cor. 11, 24).

Lev. 20, 2 27; 24, 14 ss. Num. 15, 35. Deut. 13, 10; 17, 5; 21, 21; 22, 21 24. Exod. 19, 13; 52, 27. Deut. 13, 15; 1a cremación o suspensión del cadaver se consideraba como agravante del casugo; cfr. Lev. 20, 14; 21, 9; Num. 25, 4; Deut. 21, 22 sc; véase también num. 321.

Defitsech, Babel und Bibel II 26.

Cfr. Kluger, Babelon and Christeatum 49 sc; Rieber, Die Blutrache und das ins talions im mosaischen Gesetz, en Kath 1902, II 312 ss.

Arabia Petrea III (Viena 1908) 559.

camino, y te introduzca en el lugar que he preparado. Reverénciale, y escucha su voz, v por ningún caso le menosprecies; porque, cuando pecares, no te lo pasará, v en él está mi nombre 1. Mas si overes su voz e hicieres todo lo que digo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los

que te afligen» ?

Y al terminar la promulgación de la Ley en el Sinaí, anunció bendiciones y maldiciones: «Si anduviereis en mis preceptos, y guardareis mis mandamientos, y los cumpliercis, os daré lluvias a sus tiempos, y la tierra producirá su esquilmo, y los árboles se cargarán de frutas. La trilla de las mieses alcanzará la vendimia, y la vendimia a su vez la sementera. Daré paz en vuestros términos; dormiréis, y no habrá quien os espante. Perseguiréis a vuestros enemigos, cinco de vosotros a ciento de los extraños, y ciento de vosotros a mil; caerán a espada vuestros enemigos delante de vosotros. Os multiplicaré, v afirmaré mi pacto con vosotros. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pue $blo^{3}$ 

«Mas si no me overeis ni cumpliereis todos mis mandamientos, os visitaré repentinamente con pobreza y enfermedades, y en vano haréis la siembra; porque vuestros enemigos la devorarán. Pondré mi rostro contra vosotros, y caeréis delante de vuestros enemigos, y quedaréis sujetos a aquellos que os aborrecen. Huiréis, sin que ninguno os persiga. Y si ni aun así me obedeciereis, añadiré siete tantos más a vuestros castigos por causa de vuestros pecados. Yo haré que el cielo sea de hierro para vosotros, y de bronce la tierra. Y enviaré contra vosotros las fieras del campo, para que vuestros caminos queden desiertos. Y descargaré sobre vosotros la espada que os castigará por haber roto mi Alianza. Y si os refugiareis en las ciudades, os enviare la peste, y un hambre tan grande, que comeréis las carnes de vuestros hijos. Y os entregaré en manos de vuestros enemigos y caeréis entre las ruinas de vuestros ídolos, y vuestras ciudades quedarán destruídas, vuestros santuarios asolados y vuestra tierra devastada. Y os dispersaré entre las gentes hasta que reconozcáis vaestras culpas. Mas vo no abandonaré del todo a mi pueblo, de suerte que perezca completamente y mi pacto hecho con él quede anulado; porque Yo sov el Señor Dios tuvo»4.

349. La Ley, tanto civil como ceremonial, estaba en armonía con el carácter y las necesidades del pueblo israelita y era idónea para preparar el camino al futuro Redentor: «El fin de la Ley es Cristo» . En ella se encierran los más hermosos gérmenes de verdad divina, virtud y santidad, que esperan y anuncian desarrollo y madurez más completos. Los muchos preceptos y prescripciones ceremoniales llevaron a la conciencia de Israel el convencimiento de la grande y universal fragilidad humana; y así dice el Apóstol: «Por la ley nos viene el conocimiento del pecado». De ahí que despertasen el anhelo por el Redentor que había de traer la completa reconciliación y santificación; del Redentor, que, tomando sobre sí los pecados, había de expiarlos, acabando con la iniquidad y granjeándonos una eterna justicia 7. Mas, como quiera que la Ley influía en los corazones principalmente por el miedo, y agobiaba a los israelitas con una multitud de preceptos externos 8, contribuyó a despertar el deseo de la religión del amor y de la gracia. En este sentido la llama san Pablo pedagogo para Cristo 9.

350. Pruebas de la independencia y carácter revelado de la legislación mosaica. La religión mosaica, en particular la Ley, no deriva de fuentes egip-

<sup>2</sup> Es decir, no manifesto por media de él; efe more 133 260 203:

<sup>\*</sup> Kvol 23, 20. \* Lev. 20, 3-12; efc 18, 24 58 \* Lev. 20, 14 55. 1 1s. 45, 8; 55, 4 ... Dan 1, 27.

cias, arábigas o babilónicas, ni se explica por ellas; ciertas afinidades que entre éstas v aquéllas se advierten, nada prueban contra el carácter revelado de la

legislación de Moisés.

Hoy es universalmente reconocido que la Ley mosaica no deriva de la egipcia ni se puede explicar por ella 1; antes bien ambas son radicalmente opuestas. tanto en la parte dogmática y ética, como en la ritual. Existen afinidades a lo sumo en algunos principios morales admitidos por toda la humanidad y en ciertas exterioridades secundarias — particularidades de los vestidos sacerdotales, simbolismo de los colores y números —, cuya significación, o era muy natural en sí misma, o la Ley mosaica la transformó convenientemente, acomodándola a su espíritu; a la manera como el Cristianismo toleró, conservó, purificó y transformó ciertos usos paganos, buenos en sí, y que estética o psicológicamente tenían razón de ser.

Se sospecha y afirma la existencia de elementos árabes (mineo-sabeos) en la legislación mosaica, debido a la estancia de Moisés en casa de Jetró y a la visita que éste hiciera a su verno en el Sinaí. Hasta hoy sólo se han descubierto ciertas reminiscencias, más bien léxicas que reales: nombres técnicos del sacrificio, ritual y santuario (bait), especialmente los de holocausto y sacerdote (lawi'u, levita). También se ha notado cierta afinidad en el altar y sacrificio del incienso y en las ceremonias del gran día de la Expiación. Pero también aquí se trata, al parecer, sólo de exterioridades y cosas accidentales, a las cuales el legislador de Israel, al adaptarlas a sus ritos, dió el sentido que tuvieron en el culto de Yahve 2. Pero hav además una circunstancia que resta valor a las inscripciones v pinturas arábigas aducidas, y es: que a la mayor parte de ellas no se les puede asignar fecha cierta. Cabe que dichas reminiscencias deriven del contacto de los mineos con los hebreos, mas no viceversa; esto acontece probablemente con la palabra lawi'u que, según la tradición hebrea, tiene origen histórico personal innegable (descendientes de Leví, hijo de Jacob. Cfr. Gen. 34 y 39). — También en Babilonia hav «ritos análogos» a los israelitas; algunos de los cuales se hallan asimismo en otras religiones y son, por ende, de origen humano común; otros tienen parentesco solamente lingüístico o semejanza externa. Nada tienen que ver en esta cuestión las idolatrías que temporalmente anidaron en Israel 3.

351. Si comparamos la legislación mosaica con la de Hammurabi, resalta la superioridad de aquélla sobre ésta en todos los aspectos. La legislación de Hammurabi nace en un estado que jurídica y culturalmente estaba muy adelantado; pues el imperio babilónico tenía va larga historia en 2000 a. Cr. Mas la legislación mosaica aparece sin precedentes y en consonancia con las costumbres sencillas que el pueblo de Israel tenía por los años de 1500 a. Cr.; sin embargo, en los principios ético-religiosos aventaja a la babilónica. En los puntos en que ambas coinciden — especialmente en lo del libro de la Alianza — el parecido puede explicarse por antecedentes históricos o psicológicos de carácter universal, 🗝 por fuente común antigua, que podría llamarse derecho antiguo común, semítico o arábigo. Se ha demostrado de una manera convincente, que Moisés no tomó de Hammurabi la legislación (cfr. p. 64 ss.); pero también se puede asegurar que en la Ley mosaica hay elementos del derecho consuetudinario antiguo, como atestigua la Sagrada Escritura en lo que toca a los tiempos

Sellin, Ertrag der Jusgrahmigen 10, Gressmann, Schriften des AT 1 2 24. Cfr. Landersdorfer en BZF 1II 234; Hommel, Die allisraelitische Cherlieferung 278 5.; 47.10° 386.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Zimmern, Keilinschrift und Bibel 26 ss.; AT 10 375. También Grimme (Mohamed 40) sebala algunas analogías, inadvertidas hasta el presente, entre las ideas y prácticas religiosas árabes senhal algunas analogías, inadvertidas hasta el presente, entre las ideas y prácticas religiosas árabes israelitas, el.as investigaciones modernas histórico-religiosas han demostrado de una manera incontrovertible que muchas prácticas israelitas no fueron inventadas por Moisés, sino que estaban en uso anteriormente en otros pueblos semitas. Así como es cierto que la gracia presupone la naturaleza, así sambién lo es que la divina providencia se sirvió de formas y preseripciones religiosas ya existentes, buenas en sí mismas, y las implantó en el pueblo escogido. Así se explicam —aun prescindiendo de la religión primitiva que a todos los pueblos se extiende— multitud de coincidencias o analogías de la religión hebrea con las de otros pueblos orientales. Pero no se puede negar, por otra parte, que aquella vence a todas las demás por su fondo y sublimidad y que en ella intervinieron fuerzas y virtudes que echamos de menos en las otras. La superioridad de la religión israelita sobre las del Asía Menor es un decho cada día más comprobado por los estudios orientales». Así Heyes en LBKV 1905, núm. 18, 135-

patriarcales. El paralelo «Moisés-Hammurabi», leios de menoscabar el acontecimiento de la promulgación de la Ley del Sinaí la resulta desfavorable al código babilónico. Hammurabi, que en el prólogo y remate de su código nombra nada menos que treinta y dos dioses, no recibe la ley del dios-sol (Samas) según la explicación que se da del relieve de la parte superior de la estela de Hammurabi 2 —: él es el rey soberano de la justicia; se siente en cierto modo de igual condición que los dioses; se equipara por lo menos al sol que asciende por encima de las nubes, encomia su propia sabiduría e invita a los que buscan el derecho a que vengan a él a oír sus palabras. Faltan en su legislación las ideas religiosas: no combate la concupiscencia, origen del pecado: no refrena el egoísmo, ni conoce el mandamiento del amor al projimo, ni reconoce en el pecado la causa de la perdición de la humanidad, porque reprueba el temor de Dios: ataia la injusticia con rigor draconiano, mas no los horrores de la inmoralidad del culto. Aun en disposiciones humanitarias le supera manifiestamente la legislación mosaica 3.

No la creencia en la Revelación, sino su enemiga, la crítica del Pentateuco, ha recibido rudo golpe con el descubrimiento del código más antiguo del mundo. Antes y después de ese descubrimiento, el Sinaí es para el historiador «un misterio único en el mundo», que sólo se explica admitiendo que existió «una comunicación directa de Dios con el hombre», es decir, una Revelación \*.

# Censo del pueblo. Salida del Sinai. Exploradores

(Num. 1-14)

El cuarto libro de Moisés, llamado de los Números 3, refiere lo que ocurrió después de la salida del Sinaí: primero los sucesos del segundo año de la salida de Egipto hasta la reprobación del pueblo (cap. 1-19), y luego los del año

cuarenta (cap. 20-36).

Casi un año permanecieron los israelitas al pie del Sinaí, Había terminado la divina instrucción de Israel para el grandioso destino que el Señor le reservaba, y estaban echados los cimientos del reino que Dios quería fundar en la tierra prometida. Mas sólo con la espada podía llevarse a cabo la toma de posesión de aquel país; por lo que era preciso hacer de Israel un pueblo guerrero y bien disciplinado. A este fin se encaminaba el censo de los hombres de armas, de 20 años para arriba . El resultado fué el siguiente:

se llevó a cabo antes de marchar del Sinaí.

Como cree Delitzsch (Rückblick 31).
 Véase el grabado de la lámina 1. Explicación de la figura véase en Grimme, Das Gesetz Chamurabis and Moses (Colonia 1093) 6  $\approx$ ; Unbeariessnes 57  $\approx$ ; Horowitz, Babel and Bibel (Francfort 1994) 25  $\approx$ . A prese de esto, consta que, también según las ideas babilánicas, los hombres reciben preceptos de los dioses, y que se les comunica la sabiduría y las disposiciones divinas por medio de libros y escritos.  $ATAO^2$  372.

escritos. ATAO<sup>9</sup> 372.

Los detalles véanse en Grimme I. c.; Nikel, Zur Vesrständigung 88 ss.; Moses und sein Werk (BZF II 7) 30 s.; Kugler, Babylon und Christentum I 46 ss.; J. Jeremias, Moses und Hammurapi (Leipzig 1903) 33 ss.; ATAO<sup>9</sup> 371 ss. Bibliografía general: ThR II 19. BZ 327; II 79 104; III 97 324-En lo esencial conducen al mismo resultado los estudios críticos e histórico-jurídicos de Müller (Die Gesetze Hammurapis und ihr Verháltnis zur mosaischen Gezetzgebung, Viena 1903; una conferencia del mismo, Cher die Gesetze Hammurapis, Viena 1904), y de Kohler y Peiser (Hammurapis Gesetz I, Leipzig 1903). — Acerca de Moisés y Hammurapi y la legislación matrimonial de ambos cfr. PB 1904-185. Cfr. admirá Meissner, Just dem altagabilaprischen, Recht, en 40 VII (1903). 1 ss. Clr. además Meissner, Aus dem altababylonischen Recht, en 30 VII (1905) 1.

Kittel, Geschichte des Volkes Israel 1 594.

<sup>4</sup> Es decir, número o numeración; lleva este nombre porque comienza con el censo del pueblo, que

se nevo a cauo antes ue marchar del Sinal.

(Cfr. Num. 1 ss. Nueve meses antes, con motivo de la recaudación de tributos para construir el Santuario, se efectuó un censo que tuvo el mismo resultado (Evod. 30, 16; ctr. 38, 25; núm. 2081. Compárese con el censo verificado el año 40, al terminar el viaje por el desierto (Num. 26; cfr. número 380). La dismirución del pueblo (unos 1.820 hombres) se explica por los castigos que Díos le impuso durante el viaje. La mayor participación en los crimenes debió ser la causa principal de la gran mengua de algunas tribus. En particular la tribu de Simeón, a la que pertenecia el desvergonzado.

Zambri, parcer haber sida la que mayor parte tomo en la disobta idolatría madianita: es de sunoner Zambri, parece haber sido la que mayor parte tomo en la disoluta idolatría madianita; es de suponer Zambri, parece haber sido la que mayor parte tomo en la disoluta idolatría madianita; es de suponer que también habría sido la más castigada cuando el Señor, irritado, hizo perecer a 24,000 israelitas (v. núm. 1885). Manases aumento la que más, un 60 %, lo cual nada tiene de sorprendente; la población de Prusia creció de 1816 a 1855 de 10 millones a 17, o sea un 65 %. La tribu de Leví no se cuenta gente de guerra, porque su sagrado ministerio la eximía del servicio de las armas (más detalles en núm. 323). Acerca de los datos numéricos cfr. núm. 258.

| Tribu de                                                                                                       | Jefes:                                                                                                                       | De 20 años                                                                                                           | De 49 años                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruben<br>Simeon<br>Gad<br>Judá<br>Isacar<br>Zabulón<br>Efraim<br>Manasés<br>Benjamín<br>Dan<br>Aser<br>Neftalí | Elisur<br>Salamiel<br>Eliasaf<br>Nahason<br>Natanael<br>Eliab<br>Elisama<br>Gamaliel<br>Abidan<br>Ahiezer<br>Fegiel<br>Abira | 46.500<br>59.300<br>45.650<br>74.000<br>54.400<br>57.400<br>40.500<br>32.200<br>35.400<br>b2.700<br>41.500<br>53.400 | 43.730<br>22.200<br>46.500<br>76.500<br>64.300<br>60.500<br>32.500<br>52.700<br>45.500<br>64.400<br>53.400 |
|                                                                                                                |                                                                                                                              | Total (x03.550                                                                                                       | 601.730                                                                                                    |

353. Hecho el censo, se dictaron disposiciones relativas a la formación en los campamentos y en las marchas. En el campamento la Casa del Señor ocupaba el centro. En derredor de ella las tiendas de la tribu de Leví: a la entrada, o sea en el lado oriental, Moisés y Aarón, los hijos de Aarón y los sacerdotes; en los otros tres lados los demás levitas, a saber: los descendientes 1 de Gersón al occidente, los de Caat al mediodía y los de Merari al norte del Tabernáculo. En otro círculo más amplio debían situarse las doce tribus, tres en cada lado, con una enseña: Judá, Isacar y Zabulón al oriente; Rubén, Simcón y Gad al mediodía; Efraim, Manasés y Benjamín al occidente; Dan, Aser y Neftalí al norte. El orden en las marchas era el siguiente: Judá a la vanguardia, siguiéndole Isacar v Zabulón; luego, los levitas de las familias de Gersón Merari, llevando los componentes del Tabernáculo, Detrás, Rubén, Simeón v Gad; a continuación, los levitas de la familia de Caat (y los sacerdotes) con los instrumentos del Tabernáculo; a la postre, Efraim, Manasés y Benjamín. La retaguardia la formaban Dan, Aser v Neftalí 3.

Entre tanto había llegado el aniversario de la salida de Egipto, v el pueblo celebraba por primera vez la memoria de la Pascua. Mandó Dios a Moisés que fabricase dos trompetas de plata para dar la señal de marcha a los jetes y a las divisiones del ejército, cuando se levantase la columna de nube ; habían de servir también para dar la voz de combate y de victoria; su sonido, en fin, debía alegrar a los israelitas en los días de regocijo, especialmente al ofrecerse los holocaustos en las festividades y en los novilunios. Tras esto, dió el Señor la señal de marcha, levantándose la columna 4 de nube, la cual fué delante de los israelitas tres jornadas, hasta el desierto de Farán A. Y cuando los sacerdotes levantaban el Arca sobre sus hombros para emprender la marcha, decía Moisés: «Levántate, Señor, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu rostro los

Luego subjeton por el litoral basta Elat o Akabah, encaminándose de alli, casi en dirección septentrional,

t'fr. num. 254.

Cfr. Num. 10, 13-28.

Són a los sacerdotes so permitia el uso de estas trorepetas. Cir. num, 200 y 304.

Ctr. num. 260 y 364.

Ctr. Num. 45, 42; 43; 41; mam. 356. El desierto de Faran, el agrande y comit-son, o no le llama.

Denderenonio 11, 161, se prolonga al merte per el desi cto de Urdes y el d. Sin ten hebreo Zin, no se melinle con el desierto de Sin ni con el de Sinai; cir. num. 281 s.) hasta el limite meridonal de Centin. — Sectzen y otros vinderos modernos lo deserblac como un desi cro parcorso; monticules como en designa per de designa con con la designa que de mal. In 244, 815 nilha de limitat. ble es pelados, llaumas inmensas de arma procediza e sembradas de piedra juega que destil fueral sin aldras ni poblados, sin árboles ni arbustos; sólo algunos osais en que pueda descansar el transcitute del nin 301). — Ac rea de la ruta de los israelitas etr. Weiss, Moses que « Tomando el valle de Cheik caminaron unos 50 Km. hacia el norte; torciordo luego un poco a la derecha atravesaron la planicia arcutosa er-Rambeh, que se extiende al norte del macios sinatibeo, para entrar a los 20 Km. el del del del del del nordeste, hicieron alto al tercer dia a tinos 120 Km. del Sinaí, en el actual el-lín (la fuente), llamado Sepuler se de la concupiscencia la Interndica, por los sucisse que allí se desarrollaron. El cantido había sido somanente fatigoso; de ali el descontento que paro en abierta murmurración. Segun otros, del extremo septentrional del valle de Cheik torcieron hacia el nordeste, y pasando por Min el-Hadra, tueron en busca de la costa oxidental del golfo de Akabah (cfr. nóm. 201), a la que arribaron después de un recocrido de 120 Km. 1900 subieron por el litoral basta Elat o Akabah, encaminándose de alli, casi en dirección septentrional,

que te aborrecen». Y cuando la bajaban de nuevo decía: «Vuélvete. Señor, hacia la multitud del ejército de Israel» (Num. 10, 35 s.). No tardó mucho el pueblo en murmurar de lo embarazoso de la marcha. Enojóse el Señor, y salió de El un fuego que devoró a los que estaban al extremo del campamento. El pueblo, asustado, clamó a Moisés; éste oró al Señor, y el fuego se extinguió. Por este castigo se llamó aquel lugar Tabeera, que quiere decir Incendio 1.

355. Aquella turba que se les había allegado a la salida de Egipto 4, tuvo ardiente deseo de comer carne; y contagiándose los israelitas, pusieronse a las puertas de sus tiendas; y llorando decían: «¡ Quién nos diera carne para comer! Nos acordamos de los peces que de balde comíamos en Egipto, y se nos vienen al pensamiento los cohombros y los melones, y los puerros, y las cebollas, y los ajos 4. Nuestra alma está a punto de fallecer y ninguna otra cosa ven nuestros ojos, sino maná». Encendióse en gran manera la ira de Dios; y aun a Moisés le parecía cosa intolerable. Por lo que dió que as al Señor, diciendo: « Por qué has cargado sobre mí el peso de todo este pueblo? He engendrado yo acaso a todo este pueblo para que tú me digas: Llévalos en tu seno y condúcelos a la tierra que prometí con juramento a tus padres? ¿De dónde he de sacar vo carnes para dar a tan grande multitud? Lloran contra mí, diciendo: Danos carnes que comamos. No puedo vo solo soportar a todo este pueblo, porque me es pesado. Oue si no pones remedio, suplícote que me quites la vida; y halle vo gracia en tus ojos para no ser oprimido por tantos males».

356. Y el Señor dijo a Moisés: «Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, los que tú conozcas que son Ancianos y jefes (guías y funcionarios) del pueblo 4 y los llevarás a la puerta del Tabernáculo de la Alianza; y descenderé Yo v tomaré de tu espíritu v lo comunicaré a ellos 5, para que sostengan contigo la carga del pueblo. Dirás también al pueblo: «Purificaos 6; mañana comercis carnes, como deseáis, no un dia, ni dos, ni diez, ni veinte; sino por todo un mes entero, hasta que os causen nauseas». No porque dudase de la omnipotencia de Dios, sino lleno de asombro y deseando saber cómo lo llevaría Dios a cabo, dijo Moisés: «Seiscientos mil hombres de a pie son los de este pueblo. Y tú dices : les daré a comer carnes un mes entero. ¿Por ventura se ha de matar tan grande multitud de ovejas y de bucyes, que les baste para comer?» Respondió el Señor: «¿Pues qué, la mano de Dios es débil? Presto verás si se pone por obra mi palabra».

Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor, eligió setenta entre los ancianos de Israel, y los puso en semicírculo delante del Tabernáculo. Descendió el Señor en la nube y habló a Moisés; y tomando del espíritu que en él había, se lo infundió a los setenta varones. Al punto comenzaron éstos a profetizar ?-

the two companies to the form of the first term 
había comunicado el espíritu de Dios.

Este lugar no parcee distinto de Sepuleros de la concupiscencian, sino un rincon muy apartado de aquel vasto campamento. As se esplica por qui Num. 33, 16 s. no lo menciona entre las estaciones that pueblo de Israel.

El Núe es may abundante en peseu; basta los mas pobres pueden procurarse que comer. Pero también de otros manjares de excelente calidad había abundancia en Egipto. El cohombro egipcio esta de excelente calidad había abundancia en Egipto. tambien de otros manijares de excelente calidad habia abundancia en Equito. El cohombre egipcio emis largo, tierno, dulce y digestible que mestre pepino; en Siria se come como fruta. La sandia tiene casi un metro de longitud y medio de grosor; su juso es muy dulce y refrescante. El puerro se come con pan; los ajos y cebollas son la viarda principal del trabajador egipcio tefr. pág. 256, nota 3); la celolla egipcia tiene un gusto exquisito y, tante cocida como asada, es el alimento favorito de los distribucios.

celolla egipcia tiene un gusto exquisito y, fante cocida como assea, y e consignation egipcios. Cfr. pag. 217, tota 7.

No dice el texto si cran los mismos que un año antes de promulgar la Ley llevó consignational non les la texto de texto si cran los mismos que un año antes de promulgar la Ley llevó consignational su vez substreira es destre, funcionarios, expertos en decrey y escribir. De Evol. 5, 14 sec. 38, 21; Nom. 5, 25 se desprende que habra donde escager entre les israclitas. Es may probable que el exignación fuera para que pudiese, conocor, aprender y enseñar la Ley y aplicarla con justicia; es posible tambien que la administración de fusicia requirisse algunas anotaciones escritas.

No por ello disminivo en espuitu de Dios que moraba en Moises; como no se menoscaba un que gor entrela recordo en el Las palabras de Dios quieren decir; voy a llenarlos del mismo espíritu que te comunique a ti. Su oficio era, por consiguiente, mucho más noble que el de los prepósitos de que hemos hablado en el mun. 275.

Cfr. num. 284.

Dos de los elegidos, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento 1: mas también ellos profetizaban — señal de que también a ellos les alcanzó el espíritu. Refiriéronlo a Moisés, y Josué dijo: «Señor mío, Moisés, no les permitas tal cosa». Pero Moisés replicó: «; A qué fin tienes celo por mí? Ojalá profetizase todo el pueblo y concediese el Señor a todos su espíritu».

- Habiendo vuelto al campamento Moisés y los Ancianos, un viento movido por el Señor transportó codornices 2 del otro lado del mar, arrojándolas en derredor del campamento en un espacio como de una iornada de camino; y volaban las codornices a dos codos de altura sobre la tierra (de suerte que los israelitas las podían coger fácilmente). Acudió el pueblo; y aquel día y toda la noche y el día siguiente juntó el que menos diez coros de codornices 3; y las pusieron a secar alrededor de los campamentos 4. Aun tenían las carnes entre sus dientes, y no se había acabado semejante vianda, cuando irritado el furor del Señor contra el pueblo, le castigó con una plaga sobremanera grande. Y porque allí quedó sepultada la gente que tuvo aquel antojo. llamóse el lugar Sepulcros de la concupiscencia. De alli marcharon a Haserot.
- 358. Aquí tuvo que sufrir Moisés una nueva prueba. Sus más allegados, su hermana María e, incitado por ésta, su hermano Aarón, hablaron contra él a causa de su muier etiópica 🔭 «. Por ventura el Señor ha hablado sólo por boca de Moisés? , No nos ha hablado igualmente a nosotros?" Moisés, el hombre más manso de cuantos moraban en la tierra, sufrió en silencio y con paciencia la murmuración; pero el Señor no lo dejó pasar. Llamando al punto a Moisés. María v Aarón a la puerta del Tabernáculo, aparecióseles en la nube y dijo a María y Aaron; «Oíd mis palabras: Si alguno fuere entre vosotros profeta del Señor, vo me apareceré a él en visión, o le hablaré en sueños . Mas no así a mi siervo Moisés, que es el más fiel de toda mi casa "; porque le hablo boca a boca; v él ve al Señor claramente, y no bajo enigmas y figuras 10: ¿Pues cómo no habéis temido hablar mal de mi siervo Moises?» Y se retiró la nube del Tabernáculo. Y he aquí que María se vió cubierta de lepra, v se quedó blanca como la nieve. Y como Aarón la viese, dijo a Moisés: «Suplícote, señor mío, que no quede sobre nosotros este pecado que neciamente hemos cometido; v que no quede ésta como un muerto. Mira, la lepra ha consumido ya la mitad de su carne». Y clamó Moisés al Señor, diciendo: «¡Oh Dios, sánala, te ruego!» Al cual respondió el Señor: Si su padre le hubiera escupido en la cara 11, ¿acaso no debería estar sonrojada siquiera por siete días? 12 Que esté separada siete

Por algún motivo que no desagradó a Dios.

Como un año antes, pero en tanta cantidad que bastaron para un mes cer. Ps. 77, 26 ss.). Tan pronto como se repara en la ocasión, en las circunstancias y consecuencias, se echa de ver que los relatos corresponden a dos heches distintos (cfr. núm. 273), y que no se trata de un relato doble.

\*\* Unos 36 Hl. (cfr. pág. 164, nota 3). Cfr. también Kalt, Bibl. Archwologic num. 60.

\*\* Las extendieron para secarlas al sol y al calor de la arena, como todavia hoy suelen hacer los

Las extendieron para secarlas al sol y al calor de la arena, come todavia hoy suelen hacer los rigipios con los peces y aves.

Envides Dios el castigo antes de acabar el mes, cuando ya la carte les producía náuseas. No dice la Sagrada Escritura que hubiesen muerto por haberse dejado flevar de la gula, pero es muy probable. Creen algunos que la muerte de muchos pudo provenir de las cosas mocivas de que se alimentan las codornices; mas esto no basta para explicar tamaño castigo.

Tal vez Bir el-Themed de hoy, unos 76 Km, al norte de el-Hin: segun otros Ain el-Hadra, unos ton Km, al nordeste del Sinaí, a 26 Km, del golto de Akabah. Cir. núm. 354.

Segun el hebro: ede que habia tomado mujer kusitas les decir, etiópica. Tal vez sucedió esto en un segundo matrimonio de Moisés a la muerte de Sefora; pero probable mente se refiere el Texto Sagrado a Séfora misma, que podía ser o por lo menos flamarse kusita (extranjera?), por existir con Arabia una región llamada Kus. y porque entre las tribus madianitas y en su proximidad vivían tribus kusitas. Así vemos que Habatra 3, 7 (cfr. Ps. 67, 32; 1s. 60, 60 relaciona los kusitas (Fulgata: etiopes) con los madianitas; que en Il Par. 14, 9, se designa como kusita a lefe de una tribu árabe llamado Zara (Zevach), y que 1s. 45, 14, enumera después de Kus a los esabeos, hombres de gran estaturao, es decir, a los mabos. Cir. Landersdorfer en BZF III 214. Aarón y María, envidiosos de la elevada positión de Moisés, creyer os ver en Séfora un medio para desacreditar al hermano y elevarse a si mismos. En el carga que le hiciero i vemos el falso y mexquino exclusivismo judio, muy opuesto al espíritu de Moisés y de la Revelación. Selo estaban prohibidos los matrimonios con cananeas (Exed. 34, 16; cfr. número 343). Cfr. pum. 147

O segun el hebreo: «que tiene a su cargo toda mi casa» (es decir, el gobierno del pueblo). E No que viese al Señor acealmentes refr. núm. 288), sivo de una manera especial y sublime, mediante un trato íntimo y familiar; no como los demás por medio de figuras y enigmas.

Es decir: Si su padre le hubiese denostado públicamente por algún traspié. 28 Es decir: Se habría escondido espantada; ¿cuánto más abora que con su conducta ha merecido la reprensión de Dios?

días fuera del campamento, y después la harás volver». Y así sucedió: y el pueblo no se movió de aquel lugar, hasta que Moisés bizo volver a María

- 359. Salieron de Haserot y acamparon en la región norte del desierto de Farán, llamada desierto de Sin o de Zin junto a Cades 1. Aquí les habló Moisés diciendo: «Habéis llegado a las montañas del Amorreo. al límite de la tierra cuya posesión nos ha de dar el Señor. Subid y ocupadla, como Dios nuestro Señor lo prometió a vuestros padres; no teneis que temer, ni alarmaros por nada» Mas ellos respondieron: «Enviemos personas que reconozcan la tierra y nos informen por qué camino debemos subir». Por orden de Dios accedió Moisés a su deseo, y eligió doce hombres conspicuos, uno de cada tribu; entre ellos a Caleb de la tribu de Judá v a Josué 4 de la de Efraim. Y antes de salir los exploradores les dijo Moisés: «Subid y reconoced qué tal es el país y el pueblo que lo habita, si fuerte o débil, si pocos en número o muchos. Examinad también las ciudades, si están muradas o sin muros; si el terreno es pingue o estéril, si de bosques o sin árboles. Tened buen ánimo y traednos de los frutos de ese país».
- Era el tiempo de las primeras uvas . Los exploradores recorrieron todo el país «hasta Rohob, a la entrada de Emat» . V habiendo regresado a los cuarenta días, mostraron al pueblo los frutos de aquel país, especialmente un racimo, que cortaron en el torrente del Racimo junto a Hebrón; trajanle entre dos en un varal. Mostraron también granadas e higos. Y hablaron diciendo: «Aquel país realmente mana leche v miel 8; pero sus habitantes son muy valerosos y sus ciudades grandes y fortificadas. Allí hemos visto la raza de Enak». Con esta descripción

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Num. 13, 1 22 27; Deut. 1, 19 8s. — Según Num. 33, 18 s., llamóse aquel campamento 1 Cfr. Num. 13, 1 22 27; Deul. 1, 10 88.— Segun Num. 33, 18 8., Ilamose aquet campanicino Rethina (es decir, vallo de la retama, por las muchas matas de retama que allí había). Hasta abora se ba identificado comúnmente Cades con la actual Ain Kadis, que se halla en la accidentada meseta de Azazimat; tiene ésta una extensión de 15 Km. de largo por 7 de ancho, y se encuentra naturalmente defendida por una cadena de montañas que la circundan; uno de los valles que allá conducen por oeste libra todavía el nombre de Wadi Rethemati (valle de las retamas). Allí se ve la antiquísima luente de Misphat (Gen. 14, 7), probablemente un santuario de los amorreos), y a corta distancia la fuente din el Kderat (acaso), la que Moisés hizo brotar de la roca (v. múm. 370). Allí encontraron los israelitas hierba en abundancia para sus rebaños; allí podían acampar con toda comodidad y defenderse de cualquier ataque. Allí esperaron las noticias de los exploradores. Las nuevas investigaciones pueden verse en ZDPV 1885, 1821 (o14, 37; RB 1896, 440; Schönfeld, Halbinsel des Sinai 97 88, 171 8.; Hagen LB 1 600, A. Musil cree haber hallado el Cades biblico en la actual Kornub, mucho más cerca del límite meridional de Tierra Santa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Según Deut. 1, 20 ss. <sup>3</sup> Num. 13, 2 ss.

Llamábase Osce (salvación): Moises le da aquí el nombre de Ioschua o Ichoschua = Josué, en griego Josus, es decir: aquel mediante el cual Yahve ha de salvar. Con esto quería indicar que Josué, con el auxilio de Dios, había de conducir al pueblo hebreo de las angustias del desierto a la tierra prometida.

Julio o agesto; la vendimia es en sentiembre u octubre (cfr. núm. 136).

Si por Robob se entiende el lugar de este nombre, que Ind. 38, 28 menciona al norte, iunto a Dan, entonces el texto vendría a decir que recorrieron el país de uno al otro extremo. Schönfeld, que hizo este recorrido a caballo, lo calcula en 388 Km. (ida y vuelta 756 Km.). No es imposible hacerlo en 40 dias, pues el editor de esta obra (Kalt) ha recorrido por Palestina 300 Km. (n 20 días (200 los país del mediodía (v. num. 150), dorde los exploradores vieron a los enakitas y encontraron aquellos pars de inicionales. Rent. 1501, corde nos exploradores vieron a los enastras y encontrarion aquellos frutos extraordinarios. Allí se encuentran hoy huellas de muchas ciudades destruídas; muy bien pudieran hallarse Rohob y Emai en esta región. No es raro en la antigüedad, como tampeco ahora, que dos o más ciudades lleves el mismo nombre. Posible es también que se haya introducido alguna alteración o glosa en el texto-

Buscan los modernos el torrente o valle del Racimo 45 Km, al sur de Hebrón, junto a las «colinas

Buscan los modernos el torrente o valle del Racimo 45 Km, al sur de Hebrón, junto a las ecolinas de los racimosa (tutocitá) el imble que rodean Bersabó. Cfr. LB II 213.

\*\* Cfr. Exod 3, 8-17; también Eval. 13, 51, 53, 31 (err. 20, 24); nom. 363. El editor de esta obra puede responder, por experiencia propia, de que us verdad cuanto de la altura extraordinaria de las cepas y del gran tamaño de los racimos nos dicen los viajeros antiguos y modernos (por ejemplo, Estrabón, Georg. 2, 75; Misthe, Die heiligen Orte III 70); no son raros los racimos de 30 a 40 cm, de longitud. Distinguianse por sus viñedos los valles de Engadoj (Cant. 1, 1), Escol (arroyo del racimo) y Sorce (valle del racimo) en Judá, Samaria (Ierem. 31, 5), Sabama en Galaad (Is. 56, 8-0), Sarepta en Sidón, y los valles del Lubano. Cfr. Zapletal, Der Wein in der Bibel (Friburgo 1920). — El granado da a fines de agosto frutos del tamaño de la naranja. — La luguera es aún hoy abundantisima en de altí la frase e estar sentado bajo su higuerao, que emplea la Sagrada Biblia para expresar el decanso apacible y el bienestar no turbado (cfr. III Reg. 4, 25; Mich. 4, 4). Para más pormenores efr. mimero 137, 193, 663.

comenzó el pueblo a murmurar contra Moisés y Aarón; pero Caleb y Josué, para acallar el murmullo, dijeron: «Ea, vamos allá y tomemos posesión de la tierra; que podemos vencer a sus habitantes». Empero los otros exploradores decían: «De ningún modo tenemos fuerza para subir a ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra se traga a sus habitantes <sup>1</sup>; los hombres que hemos visto son de elevada estatura; hasta gigantes hemos visto, hijos de Enak, de raza gigantesca, en cuya comparación nosotros parecíamos langostas» <sup>2</sup>.

Oído lo cual, atoda la multitud lloró a gritos aquella noche, y todos murmuraron contra Moisés y Agrón, diciendo: ¡ Oiglá hubiéramos muerto en Egipto! v oialá perezcamos en este vasto desierto! ¿Por qué el Señor nos lleva a esa tierra, para que perezcamos a espada, y nuestras mujeres e hijos sean llevados cautivos? ¿Por ventura no es mejor volvernos a Egipto?» En vano trataba Meisés de calmarlos \*: «No vaciléis ; ni temáis a los cananeos. El Señer Dios, el cual es nuestro conductor, El mismo pelegrá por vosotros, como lo hizo en Egipto a vista de todos; El os ha traído, por el desierto hasta hoy, como un padre lleva a sus pequeños». Mas ellos, en abierta rebeldía, se decían unos a citros: «Nombremos un caudillo y volvamos a Egipto». Cuando esto overon Moisés de calmarlos 3: «No vaciléis; ni temáis a los cananeos, El Señor Dios, el Israel, Iosué y Caleb rasgaron sus vestiduras y dijeron al pueblo de Israel: «La tierra que hemos recorrido, es buena, Si el Señor nos fuere propicio, nos introducirá en ella, y nos dará un país que mana leche y miel. No queráis ser rebeldes contra el Señor; ni temáis al pueblo de esta tierra; porque nos los comeremos como pan. Se hallan destituídos de toda defensa; el Señor está con nosotros, no los temáis» 4. V como alzase el grito la multitud y quisiera abedrearlos, apareció la nube del Señor sobre el Tabernáculo a la vista de todos los hijos de Israel.

361. Y el Señor dijo a Moisés : «¿Hasta cuándo ha de blasfemar de mí ese pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer, con todos los prodigios que llevo hechos delante de ellos? Los voy a herir, pues, con peste y acabaré con ellos; y a ti te haré caudillo de una nación grande y más fuerte que ésta», Intercedió Moisés de nuevo v dijo: «Perdona, te ruego, el pecado de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia». Mas el Señor replicó: «He perdonado conforme a tu palabra, pero, por mi vida, la tierra será llena de la gloria del Señor Diles pues: Vivo yo. dice el Señor, que he de hacer con vosotros lo que habéis hablado. En esta soledad vacerán vuestros cadáveres. Todos los que habéis sido contados de veinte años arriba, y que habéis murmurado contra mí, no entraréis en la tierra, sino Caleb y Josué. Pero vo haré entrar en ella a vuestros pequeñuelos. Pero tendrán que andar vagando por el desierto cuarenta años, hasta que sean consumidos los cadáveres de sus padres en el mismo desierto, a proporción de los cuarenta días empleados en explorar el país; por cada día se contará un año de castigo. Mañana partiréis, y os volveréis de la presencia del Amorreo y del Cananeo 7 al desierto por el camino del mar Rojo». Los diez exploradores que desacre-

Cfr. núm. 203, 207.

<sup>1</sup> Tal vez por las contínues luchas de unos con otros; pero es posible esta otra interpretación:

callf no se pande vivir ni prosperaro.

Todo el relato era una exageración llena de cubustes. Los hijos de Erak eran tres; Aciman, Sisal y Tolmai (Num. 13, 23; cfr. núm. 142); su padre Enak (nombre que tal vez significa est de cuello largem, el gigantel era hijo de Arbe, el mayor de los erakitas (Los. 14, 15; 15, 19. En sentir de algunos intérpretes, Enak o Enakitas era el nombre del linaje de Arbe, y Aciman, Sisal y Tolmai eran tres tribus de este linaje; pues todavía se hace mención de ellos 50 años más tarde en tiempo de Jesue (Los. 15, 14, y Indic. 1, 10). LB II 174.

Cfr. Deut. 1, 29 ss.
 Vease en Erch. 46, 442 el elogio de Josné y Caleb.

<sup>&</sup>quot; Mude a la elección de Israel en benencio de todos los pueblis-

Resueltos a resistir a los israelitas, estaban acampados en el valle (Num. 14, 25), probablemente en el ancho Wadi Marreh, que limita al sur el país de Canaán, separándolo de la cordillera de Azazimat.

ditaron aquel país e indujeron al pueblo a la murmuración, fueron heridos por Dios de muerte repentina. Moisés refirió las palabras de Dios al pueblo, que se hallaba consternado, y el pueblo prorrumpió en amargo llanto

**362.** Pasando el pueblo, en su volubilidad, de un extremo al otro y desobedeciendo la orden de Dios, quiso marchar a la tierra prometida. A la mañana siguiente disponíanse a subir las montañas que tenían a la vista y atacar a los amalecitas y cananeos. En vano les disuadía Moisés: «¿A qué fin queréis quebrantar el mandato del Señor? Sabed que no os ha de salir bien. No penséis en ir ; porque el Señor no está con vosotros». Con todo, ellos, obstinados, subieron a la cima del monte: pero el Amalecita y el Cananeo les salieron al encuentro, los destrozaron y los fueron persiguiendo hasta Horma 1.

## El profanador del sábado. Sedición de Coré. La vara de Aarón

(Num. 15-17)

- 363. De regreso en el campamento, lloraron los israelitas arrepentidos en la presencia del Señor. Vana fué esta vez su esperanza de aplacar la ira de Dios; solamente consiguieron no verse obligados a volver inmediatamente al desierto, Ouedaron, pues, largo tiempo en Cades<sup>2</sup>. Aquí sucedió probablemente lo del israelita que fué a recoger leña fuera del campamento en día de sábado 3. Presentáronle a Moises y Aarón y a toda la Sinagoga. No sabiendo cómo castigar tamaña profanación, le pusieron en custodia. Y dijo el Señor a Moisés: «Muera de muerte ese hombre : apedréelo el pueblo fuera del campamento».
- 364. Algún tiempo después alzáronse contra Moisés y Aarón doscientos cincuenta hombres de los más ilustres de la Sinagoga, capitaneados por Core, Datán v Abirón. Era Coré pariente próximo de Moisés v Aarón por ser nieto de Leví e hijo de Caat 4; Datán y Abirón eran hijos de Eliab, de la tribu de Rubén . Levantándose, pues, contra Moisés v Aarón les dijeron: «Toda esta comunidad es santa; por qué, pues, os ensalzáis tanto sobre el pueblo del Señor?» Cuando Moisés ovó esto, postróse en tierra sobre su rostro para encomendar a Dios el asunto. Luego habló a Coré y a sus partidarios: «Mañana declarará el Señor quiénes son los suyos; presentaos, pues, ante el Señor, cada cual con su incensario; y aquél a quien El escogiere, ese será santo 6. ¡Oh hijos de Leví! mucho os engreis 7. ¿Os parece poco que el Dios de Israel os haya separado de todo el pueblo y allegado a sí para que le sirvierais en el culto del Tabernáculo v delante del concurso del pueblo ejercierais su ministerio? ¿Para esto ha hecho que tú v tus hermanos, hijos de Leví, os acerqueis a El, para que usurpeis también el sacerdocio, y os sublevéis contra el Señor? Porque ¿quién es Aaron » para que murmuréis contra él?»

le eligio.

Segun Schonfeld (l. c. 166), Horma et halla a 35 Km. de Cades, en una colina cubierta de ruinas que proceden de antiguas fortificaciones; eran antes y aun hoy es un lugar estratégico importante. Cir. LB 11 556. Otros la buscan mucho más al sur, al coste de Elat; pero, en este supuesto, seria distinta de la que más tarde menciona la Sagrada Escritura (núm. 372).

Cir. Dent. 1, 45 s.

Cfr. Dent. 1, 45 s.
 Num. 15, 33.
 Cfr. Exed. 6, 16 ss.; num. 234.
 Menciènase ademas a un rubenira, llamado Hon, hijo de Felet; pero no se le vuelve a nombrat, porque acaso se retiró a tiempo. Santo para el Señor, consagrado a su servicio en el sacerdocio o en el pontificado. Dios lo dará

a conocer mediante un prodigio.

El levita Coré era el cabeza de motin. ' Es de ir: vuestras quejas no van en altimo término contra Aarón, sino contra el Señor, que

Mando en seguida llamar a Datán y Abirón. Ellos respondieron: «No ramos Te parece aun poco el habernos sacado de una tierra que manaba leche y miel para hacernos morir en el desierto? ¿Quieres todavía enseñorearte de nosotros? Por cierto, que nos has introducido en una tierra donde corren arrovos de leche v miel, v nos has dado posesiones de campos v viñas. ¿Quieres por ventura sacarnos también los ojos? 2 No vamos». Entonces Moisés, disgustado por estos reproches tan inmerecidos, habló al Señor : «Tú sabes que ni siquiera un asnillo he tomado jamás de ellos, ni a ninguno he hecho daño». Dijo después a Coré: «Tú v toda tu cuadrilla presentaos mañana aparte delante del Señor , con los incensarios, y echaréis en ellos incienso: Aarón se presentará también separadamente». Así se hizo.

365. Coré había reunido gran multitud del pueblo contra Moisés y Aarón a la entrada del Tabernáculo. Y he aquí que de repente se manifestó a todos la gloria del Señor de la cual habló así a Moisés y Aarón: «Apartaos de esta turba porque en un momento los consumiré». A estas palabras, postráronse sobre su rostro Moisés y Aarón y dijeron : «; Oh fortísimo Dios de los espíritus de todos los hombres! 4 ; Es posible que por el pecado de uno 6 se ensañe tu ira contra todos?» Pero el Señor dijo a Moisés: «Manda a todo el pueblo que se separe de las tiendas de Coré y de Datán y de Abirón». Levantóse Moisés, y fué con los ancianos a las tiendas de los tres cabecillas de la sedición, y dijo a todo el pueblo: «Retiraos de las tiendas de esos hombres impíos, y no queráis tocar lo que a ellos pertenece, porque no seáis envueltos en sus pecados». El pueblo siguió el aviso; pero Datán v Abirón, saliendo de sus tiendas, se pusieron a la entrada de sus pabellones con sus mujeres e hijos y toda su gente. Dijo entonces Moisés: «En esto conoceréis, que el Señor me envió para que hiciera todo lo que veis, v que no lo he sacado vo de mi propio corazón. Si éstos murieren de la muerte ordinaria de los hombres, no me ha enviado el Señor; mas si el Señor hiciere una cosa nueva, de manera que abriendo la tierra su boca se los trague con todo lo que les pertenece, y descendieren vivos al infierno, sabréis que han blasfemado contra el Señor».

No bien acabó de hablar, se abrió de repente la tierra debajo de los pies de ellos, v se los tragó juntamente con sus tiendas y todos sus haberes; y bajaron vivos al infierno . Todo Israel, que estaba en derredor, a los alaridos de los que perecían echó a huir, diciendo: «No sea caso que a nosotros nos trague tambien la tierra». Al mismo tiempo, saliendo fuego del Señor, mató a doscientos y cincuenta hombres, que ofrecían incienso. Para perpetuo escarmiento, Eleazar, hijo de Aarón, por orden de Dios, redujo a planchas los incensarios de los muertos y los clavó en el altar de los holocaustos, para que nadie que no fuese del linaje de Aaron se acercase a ofrecer incienso,

366. Este castigo llenó de espanto al pueblo, pero no llegó a calmar la agitación y malguerencia contra Moisés y Aarón. Al contrario, a la mañana siguiente murmuraban contra ellos diciendo: «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios». Y levantándose una sedicion general, huveron Moisés y Aarón al Tabernáculo de la Alianza. Aparecióseles de nuevo la majestad del Señor, el cual dijo a Moisés y Aarón: «Retiraos de en medio de esta multitud, porque ahora mismo acabaré con ellos». Postráronse en tierra sobre sus rostros, v dijo Moisés a Aarón: «Toma el incensario y fuego del altar; echa incienso sobre él v ve prontamente al pueblo para reconciliarlo con Dios, porque va ha

Así llaman a Egipte, eludiendo con sorna a la tierra prometida ecfr. mim. 360).

Es decir : ¿quieres también cegarnos, para que no Veamos tos embustes y tu insol·acia?

Dela-de del Tabernáculo.

En la nube

Oue a todos das espíritu y vida, señor d. la vida y de la muerte echr. num. 300. De Coré.

Las tiendas estabaa juntas en la proximidad (cfr. nom. 353).

nn nebreo que econ sus casasa, es decir, con sus lamilias. Sin embarga, no pereciero, todos los hisos de Coré (Num. 26, 11), sin duda porque no todos estaban conformes con su padre. En tiempo de David vemos descendientes de Coré; y ann después los había entre los cantores del Templo II Par. 6, 18-22; q. 16; II Par. 20, 19; Ps. 41-48; 83; 84; 86; 87).

\* Refierese en primer lugar al eScheolo, es decir, a la maisión subterránea de los muertos cérmimero 57). El texto hace resaltar lo espantoso y repentino del castigo, efecto de la rigurosa sentencia de Dios (cfr. Ps. 54, 16). \* En hebreo dice ocon sus casaso, es decir, con sus tamilias. Sin embargo, no pereciero, tedos los

salido la ira del Señor y la mortandad se recrudece» !. Obedeció Aarón: y corriendo al medio de la multitud ofreció incienso, y puesto entre los muertos y los vivos intercedió por el pueblo, y cesó la mortandad, después que hubieron muerto catorce mil setecientos hombres.

367. Para dar una prueba visible de la vocación de Aarón que evitase en adelante tan desastrosas sediciones, dijo el Señor a Moisés: «Toma de cada príncipe de las doce tribus una vara y escribe el nombre de cada jefe sobre su vara; mas en la vara de la tribu de Leví escribirás el nombre de Aarón. Y las pondrás en el Tabernáculo de la Alianza. La vara del que vo eligiere entre ellos para el sacerdocio florecerá». Hizolo Moisés como el Señor había mandado; y volviendo al día siguiente halló que había florecido la vara de Aarón, produciendo pimpollos, flores y almendras. Sacó todas las varas de la presencia del Señor, y cada principe vió y recibió la suya. Entonces dijo el Señor a Moisés: «Vuelve la vara de Áarón al Tabernáculo de la Alianza, para que allí se conserve en señal contra los hijos reboldes de Israel, y cesen sus querellas delante de mí». Así lo hizo Moisés <sup>3</sup>. El pueblo quedó tan impresionado y asustado por el nuevo prodigio, que dijo a Moisés: «He aquí que nos vamos consumiendo y pereciendo todos. Cualquiera que se acerque al Tabernáculo del Señor morirá. ¿Por ventura hemos de ser todos acabados hasta que no quede ninguno?» 4

368. Aarón que, revestido de las insignias de sumo sacerdote, lograba por su intercesión reconciliar al pueblo de Israel con el Señor, es figura de Jesucristo 5, verdadero y eterno Sumo Sacerdote, a quien contempló san Juan 6 vestido de ropa talar, ceñida al pecho una faja de oro, la cabeza radiante con divinos esplendores, y a la diestra un incensario de oro; el cual, uniendo en sí la naturaleza humana y la divina, representó como Redentor de las naciones a todo el género humano, y lo reconcilia continuamente con su eterno Padre, «Si alguno pecare, tenemos un abogado por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo» 7. - En la vara de Aarón, seca en un tiempo, pero que de súbito reverdeció y dió frutos, y después fué guardada en el Sancta Sanctorum, ven los santos Padres una figura de la Santa Cruz, leño seco, que trajo divino fruto en Cristo, el cual se dejó clavar en ella; produjo también en infinita abundancia flores y frutos de gracias divinas y de hermosísimas virtudes. San Jerónimo ve en la vara de Aarón una figura de la Virgen María, la Madre de Dios, intimamente unida con su divino Hijo, en la cual se



Fig. 55. — Almendro. a) flor, corte longitudinal; b) fruto, aspecto exterior; c) fruto, corte longitudinal.

<sup>4</sup> El Libro de la Sabiduna 18, 20 ss., compaca el cit-tigo repentino de los rebeldes de Coré con la muerte de ligo primogénitos de Espito; pero Aarón puso defante de los primogénitos de Espito; pero Aarón puso defante de los ojos de Dios la Alianza que con sus padres había concertado, y el Angel exterminador, viendo en los ornamentos pontificales las insignias del medianero entre Dias y los hombres, quedó d'sarmado. Cfr. Guiberlet, Dus Buch der Weisheit 488 ss.; Heinisch, Das Buch der Weisheit 335.

cumplió aquello de Isaías: «Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz se ele-

Eran, por consiguiente, varas de almendro (figu-ra 55). Este prodigio indicaba a la vez simbólicamente que el pontificado no tenía origen natural ni estaba destinado a cosas naturales, sino que procedia de Dios y su objeto era promover la vida sobrepatural y producir el guardia, porque es el primero en florecer, en everol, significa el celo y vigilancia con que d ben ejercer su sagrado ministerio los sacerdotes del Señor.

vará una flor» (Is. 11, 1.)

sugraco inmisserso.

Cfr. mim. 300.

Era esto ma suplica a Maises, para que intercediese por ellos; no sea que les vinisse otra plaga. Porque
librator mayo testigo, fuese exterminado todo el pueblo.

<sup>\*</sup> Cfr. num. 324. \* Apoc. 1, 13 88.; 8, 3. \* I loann. 2, 1 8.

#### 48. Muerte de María. Duda de Moisés y de Aarón. Muerte de Aarón. La serpiente de bronce

(Num. 20 V 21)

369. Estos sucesos acontecieron en los dos primeros años de la salida de Egipto. Partiendo de Cades, el pueblo continuó su marcha a la tierra prometida con muchos rodeos: estamos va al remate del viaje por el desierto. Los treinta y ocho años que transcurrieron desde aquellos sucesos hasta el fin del viaie están envueltos en la oscuridad, iluminada tan sólo por algunas indicaciones de la Sagrada Escritura, Según ésta, parece ser que aquella generación, condenada a morir en el desierto, se abandonó a la indiferencia religiosa, descuidó los sábados, los sacrificios y la circuncisión, y aun se entregó a la idolatría egipcia y cananea 1. No por ello se puede decir que quedase rota la Alianza del Sinaí. La permanencia en el desierto debió de ser un período de educación y formación del pueblo escogido, pues de otra suerte no se explica la conciencia de unidad religiosa y el entusiasmo de Israel, indispensables para la conquista de Canaán. Esta educación sólo era posible alternando las marchas por el desigrto con detenciones temporales. No hemos de imaginarnos el viaje por el desierto como una «procesión bien disciplinada», sino más bien como un despliegue de las tribus, las cuales se derramaban por llanuras y valles mientras el Tabernáculo de la Alianza, custodiado por Moisés y los sacerdotes, formaba el cuartel general. Según toda probabilidad, el Tabernáculo permaneció en Cades y sus cercanías, acompañado de grandes núcleos de pueblo; allí se congregaba en las fiestas mayores y en ocasiones especiales toda la comunidad, esto es, los jóvenes y los de edad madura, o bien los Ancianos, «para comparecer ante el Señor», ofrecer sacrificios y recibir avisos (instrucciones, Tora)<sup>2</sup>.

De distintas maneras puede explicarse la escasez de noticias tocantes al viaje por el desierto. Acaso no se habla de estos treinta y ocho años, aporque fueran de escaso interés para el plan divino de la Redención», una vez descrito circunstanciadamente todo lo que Dios había dispuesto para la instrucción del pueblo. Posible es que lo poco edificante de estos años obligase al escritor sagrado a pasarlos en silencio, después de habernos dado abundantes muestras de la des-

obediencia v terquedad de Israel 3.

El capítulo treinta y tres enumera las estaciones (campamentos) que por orden de Dios iba disponiendo Moisés en el viaje por el desierto; carecemos de referencias extrabíblicas que nos permitan precisar esos lugares. También el Deuteronomio (1, 46; 10, 6) trae algunos datos que por la misma razón resul-

En Cades murió María, la hermana de Moisés, y allí fué enterrada. Aquí mistró de nuevo al pueblo su triste inconstancia, pues, habiendo faltado agua 🗽 murmuró contra Moisés y Aarón y se amotinó diciendo: «Ojalá hubiésemos perecido entre nuestros hermanos. ¿Por qué habéis conducido al pueblo a este desierto para que muramos nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos hicisteis salir de Egipto y nos habéis traído a este miserable terreno que no se puede sembrar, que ni da higos, ni vides, ni granadas, y ni aún tiene agua para be-

¿ Como aun no había comenzado la estación de las lluvias, es probable que la fuente no diese suficiente agua para tan grande multitud.

Cfr. Ios. 5, 2 ss.; 24, 14 23; Ps. 77, 32 ss.; Imos. 5, 25 s.; Ezech. 20, 18 ss.; Ict. 7, 41 ss.
Cfr. Weiss, Moses 110. El pueblo debió de distribuirse por distintos parajes. De lo contrario seria preciso admitir una serie de milagros, de los cuales nada dice la Sagrada Escritura. Hágase cuenta de lo que se requiere para mantener y poner en movimiento a todo un pueblo nómada. No quiere decir esto que la gran masa del pueblo no se reuniese temporalmente en el cuartel general. Schönfeld, en su obra Die Halbinsel des Sinai 174 s., nos ofrece una descripción muy sugestiva.
Hummelauer, Cienna, in Num. 1-6; 213; Eberhard, Kauzelvortage III 350.
Las investigaciones geográficas y topográficas llevadas a cabo por A. Mussi en los países de ldumea y de Moab han esclarecido en parte el enigna del capítulo 33 del Libro de los Vúmeros. De los campamentos mencionados en dicho capítulo, A. Mussil ha encontrado Phunon en las ruinas de

los campamentos mencionados en dicho capítulo. A. Musil ha encontrado Phunon en las ruinas de Fenan, dorde se ven restos de pozos de minas de cobre y de hornos de fundición; se puede segur los pasos de los expedicionarios hasta la llanura de Moab. Hace resultar Musil la sorpresa que produce el ver al escritor bíblico tan enterado de la posición de estos lugares, y cómo los nombres antiguos se han conservado hasta nesotros. Las dudas y errores se deben al desconocimiento que de aquellos parajes, difícilmente accesibles, tenian los intérpretes.

ber?» Contristados Moisés y Aarón por esta nueva rebeldía, y compadecidos de la gran necesidad del pueblo, entraron en el Tabernáculo, postráronse en el suelo y clamaron al Señor: «Señor, Dios, escucha los clamores de este pueblo, y ábreles tus tesoros, una fuente de agua viva, a fin de que, apagada su setl, cesen de murmurar».

- 370. En esto apareció la gloria del Señor sobre ellos, y el Señor habló a Moisés: «Toma la vara y congrega al pueblo tú y tu hermano Aarón, y hablarás a la peña en presencia de todos, y ella brotará agua que beberá el pueblo con sus ganados». Tomó, pues, Moisés la vara que se guardaba en el Tabernáculo; congregó la multitud delante de la peña, y dijo: «Oid, rebeldes. ¿Por ventura podremos nosotros sacaros agua de esta peña?» Y habiendo alzado Moisés la mano, hiriendo dos veces la roca con la vara, salieron aguas muy copiosas, que bebieron hombres y bestias. Y dijo el Señor a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no me habéis creido, y no me habéis glorificado delante de los hijos de Israel, no introduciréis a este pueblo en la tierra que les daré». Aquella fuente recibió el nombre de agua de la Contradicción, porque allí murmuraron del Señor los hijos de Israel.
- 371. Convencido Moisés de que la conquista de Canaán era muy difícil por el sur, pensó dar un rodeo, bordeando los límites meridionales de aquel país, hasta situarse al oriente del Jordán, para entrar de allí a la tierra de promisión atravesando el río. A este fin mandó desde Cades emisarios a los reyes de Moab e Idumea<sup>3</sup>, cuyos dominios ofrecían el camino más corto para ir al lado oriental del Jordán<sup>4</sup>. Invocaba el parentesco de estas dos naciones con Israel<sup>5</sup>, y pedía paso libre por ambos países, con la promesa formal de no salirse del camino público, comprando el agua y víveres a los habitantes próximos. Ambos reyes se negaron, y el de Idumea ocupó inmediatamente con un numeroso ejército los pasos que daban acceso a su reino <sup>5</sup>.

En vista de esto, determinó Moisés rodear los países de Idumea y Moad, y por ese camino <sup>7</sup> llegó al monte Hor, que está en los límites de Idumea <sup>8</sup>. Aquí habló el Señor a Moisés: «Vaya Aarón a reunirse con su pueblo. Toma contigo a Aarón y a su hijo y los conducirás al monte Hor. Allí morirá Aarón». Moisés hizo según le mandó Dios. Aarón murió sobre la cima del monte, a la edad de 123 años, el primer día del quinto mes. La multitud hizo duelo por él treinta días.

l El necado debió de consistir en algún acto de incredulidad, que habría trascendido en cierto modo al pueblo, con menoscabo de la gloria de Dios (Cfr. Num. 27, 14; Deut. 1, 37; 3, 26; 4, 21; 32, 51); empero no fué una falta grave. Acaso se desalentaron Moisés y Aarón al ver que, después de 40 años, a punto de entrar en la tierra prometida, incurrían los israelitas en la misma contumacia que 38 años antes ea este mismo lugar; dudaron por un momento de que en tales circunstancias quisiera Dios obrar mevos prodigios; tal vez se traslució esta duda en la doble percusión de la roca.

La misma que corre todavía, según Rowland; éste quedó asombrado (1842) del agua que salía a torrentes de en medio de la roca, y de las graciosas cascadas que iba formando hasta llegar al lecho inferior del río en Cades. También Schönfeld describe esta fuente (1. c. 100 y 172) — cinco pozos, alimentados, al parecer, por un manantial subterráneo —; pero deja en pie la cuestión de si es la misma de que habla la Biblia.

Acerca de Idumea efr. núm. 176. — Acerca de Moab efr. núm. 373.

Cfr. Indic. 11, 17

Cfr. núm. 172 y 176
De Deut, 2, 4 ss., 29 se desprende que el rey de Idumea sólo se opuso a que un pueblo tan numeroso atravesara su país; pero le consintió que tocase sus límites y aun le vendió de grado provisiones

de boca. Lo mismo hizo el rey de Moab.

<sup>†</sup> Acaso se encaminó Moisis directamente a los confines orientales de Idumea, adonde da fácil acesso un ancho valle que arranca de la cordillera de Azizimat y enlaza, a la otra parte del Arabah (cfr. núm. 28) con el Wadi Ghuweir, por donde pasa el camino que atravesando Idumea conduce a la región oriental del mar Muerto. — Los modernos opinan que Moisés, rodecando por el sur la cordillera de Azazimat, se dicipió al oeste directamente por el Wadi Rethemath, o bien yendo por el norte a buscar el Wadi Marreh: el mismo camino que siguieron en otro tiempo los exploradores; allí le sorprendio en el argo de la Contradicción y nuerte del mismo en el monte Hor) (cfr. las notas 2 y 3 de la página siguiente.

<sup>†</sup> Anna, 33, 37.

372. Como hubiese oído el rev de Arad 1, cuvos dominios estaban al sur de Canaán, que Israel se hallaba en el mismo camino que antes siguieran los exploradores <sup>2</sup>, cavó sobre el v consiguió alguna ventaja. En vista de lo cual Israel se obligó al Señor con voto, diciendo: «Si entrepares a ese pueblo en mis manos arrasaré sus ciudades». Ovó el Señor la súplica de su pueblo, y éste cumplió el voto; por lo que llamó el nombre de aquel lugar Horma, esto es anatema (exterminio) 3

Este voto se explica por la orden que recibió Israel acerca de la conducta que debía observar con los siete pueblos cananeos (cfr. núm. 297). Fué esencialmente renovación del juramento de fidelidad a Yahve, y renuncia al paganismo, con que por necesidad había de estar en contacto durante la conquista de Canaán, Obligóse, pues, Israel al anatema, el cual traía consigo el exterminio. porque estos pueblos paganos eran enemigos de Dios y objeto de abominación para el Señor (Deut. 7, 25 ss.). «Por sus pecados» son condenados a exterminio los cananeos, siendo Israel el instrumento de la divina justicia. Por donde aquel voto fué recompensado con la victoria 4.

El país de Moab, llamado hoy Kerak (por su capital), comprendía la región oriental del mar Muerto; mas va en tiempo de Moisés había sido conquistado por Sehón, rey de los amorreos, la parte situada al norte de Arnón 5. Su capital era Ar-Moab, llamada también Rabbat-Moab (que quiere decir capital de Moab), más tarde Areópolis y hoy Rabba; cuatro horas al sur se hallaba Kir-Moab (muralla, fortificación, ciudad de Moab), ciudad fortificada y, al parecer, capital temporal, llamada también Kir-Heres o Hareset (ciudad de alfareros), o Karak, Karka, es decir, ciudadela, alcázar; hov en día Kerak. Tiene unas seiscientas casas, y está 2 Km. al oriente del extremo meridional del mar Muerto: elévase a 1.360 m, sobre éste, v a 070 sobre el Mediterráneo; está sólidamente asentada en la cumbre de un monte, y tiene magníficas vistas al mar Muerto v a toda la comarca. En 1875 se inició allí una misión católica que, interrumpida durante cuatro años, se reanudó de nuevo en 1883 .

El monte Hor está situado unos 12 Km. al sudoeste de Petra, capital de Idumea, en Wadi Mûsa (valle de Moisés), 100 Km. al sur del mar Muerto; se llama aun hov Djebel Harun (monte de Aarón). Es muy escarpado, y en algunos trechos hay peldaños cavados en la roca que facilitan la ascensión. La cumbre se divide en dos picos: en el oriental, el más elevado, de 1.329 m, sobre el Mediterráneo según medidas recientes, hay una pequeña mezquita, en la que se dice estar el sepulcro de Aarón. No es antiguo el mausoleo, pero sí lo es mucho la tradición de haber sido allí enterrado Aarón. Desde antiguo fué visitado por peregrinos, como atestiguan las inscripciones árabes y hebreas de los visitantes. Desde el pico se domina todo el desierto hasta el Sinaí y la mayor parte de las montañas de Idumea. Es notable la vista que ofrecen las ruinas de Petra con sus sepulcros cavados en la roca, con las quebradas montañas que le rodean, v el pelado y triste Arabah que se extiende al norte hasta el mar Muerto. Por el sur la vista alcanza hasta el golfo de Akabah 7. Los modernos buscan el monte Hor en la parte occidental de Arabah, más cerca de Cades 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Llamado también Herad; según Eusebio y san Jerónimo, 20 millas romanas (es decir, 30 Km.) al sur de Hebrón; hoy se ve allí un montículo de ruinas. LB I 352, Rb 38.
<sup>2</sup> La palabra hebrea bá puede significar evenim, o emarchar adelantem. Si por ecamino de exploradoreso se entiende el que 38 años antes siguieron los exploradores israelitas, habría acontenido este succso antes de la muerte de Aarón y luego de salir de Cades (cfr. núm. 371); pero si esta expresión designa algún otro lugar (la versión griega tradujo: el camino de Athareimo, nombre propio), habría que buscarlo en las proximidades del monte Hor; el rey de Arad habría atacado aquí a los israelitas por la espalda, no para cortarles el paso, sino por rapacidad (cfr. Kaulen en Kath 1867 II 323).
<sup>3</sup> Si la sorpresa aconteció en el monte Hor, es preciso admitir que una columno iscaelita persiguió al enemigo durante un trecho fatigosístino de 80 Km. Para evitar nuevos ataques devastaron los israelitas la parte meridional de los dominios del enemigo, dando a todo aquel país el nombre de «Horma»,

litas la parte meridional de los dominios del enemigo, dando a todo aquel país el nombre de «Horma», para más tarde acabar el exterminio prometido, comenzando por el norte y conquistar la capital Zephat (es decir, atalaya), que se llamó después también Horma. Cir. Ludic. 1, 16; 188-12, 14; nu-

Cfr. núm. 417.
 Num. 21, 26.
 Algunos entienden por Petra deserti. Petra en el desierto (1s. 16 t), no la capital de Idumea

Augunes entienden por Petra deserti. Petra en el desierto (Is. 16 t), no la capital de Idumea (número 176), sino la fortaleza moabita de Kerak.

7 Véase la descripción de A. Musil en Kath 1909 II 351 s.

7 Cfr. Szczepański, Nach Petra und zum Sinai 139 s.; Lagrange en RB 1899, 376; 1900, 280; Hagen en AB 61; LB II 544.

374. Del monte Hor partieron los israelitas hacía el mediodía, camino del mar Muerto, a fin de rodear Idumea; pero, fatigados por las dificultades del viaje, murmuraron de nuevo contra Dios y contra Moisés, diciendo: «¿ Por qué nos sacaste de Egipto, para que muriésemos en el desierto? Falta el pan, no hay agua; nuestra alma ya padece bascas por este manjar de poquísima sustancia» 1. Por lo cual 2 el Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras 4. Muchos murieron de sus mordeduras. Entonces clamó a Moisés el pueblo arrepentido, diciendo: «Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti: ruega que aparte de nosotros las serpientes». Y el Señor le dijo: «Haz una serpiente de bronce v ponla por señal: el que herido la mirare, vivirá». Hízolo así Moisés, y todos los que mordidos por las serpientes miraban a la serpiente de bronce fueron sanados 4.

El alzamiento de una serpiente de bronce como remedio contra las mordeduras mortales de las serpientes, y la orden de mirarla (confiadamente), debieron



Fig. 56. - Serpientes de bronce de Gezer C., del tamaño natural). (Segun Vincent).

de parecer a los israelitas cosa de mucho misterio, estando tan severamente prohibida toda suerte de imágenes. No sabemos si los israelitas llegaron a comprenderlo, o si la explicación quedó reservada a la plenitud de los tiempos . Desde el Paraíso era la

serpiente imagen del pecado; y día había de llegar en el que el pecado y su autor fuesen vencidos por el Redentor en lucha a muerte . Jesucristo mism > dió a conocer a Nicodemus el misterio de la serpiente de bronce, signo de la salud 7. Fué una figura preclara del Redentor, el cual, para redimirnos de la maldición del pecado, hízose por nosotros maldición, y enclavó en la Cruz la carta de nuestra culpabilidad 🔭 apara que resurgiese la vida de donde había salido la muerte» 1.

<sup>1.</sup> Así llamaban al maná, como en otro tiempo sus padres (núm. 355). 2. Cír. 1 Cor. 10, 9.

Serpientes cuya mordedura quemaha como el fuego, y producía una inflamación mortal. Notan Her doto y Diodoro que en Arabia hay una verdadera plaga de grandes y venenosas serpientes. Lo mismo aseguran los viajeros de época moderna y novísima. Dios se sirvió en esta ocasión «de las criaturas para vengarse de los que obraban mal» (Sap. 5, 18), pero en tanta cantidad y en tal época que todos vieron la mano divina que castigaba su murmuración. De ahí que también fuera sobrenatural el remedio, el ueron aterrados por un breve tiempo para escarmiento, recibiendo luego una señal de salud, para recuerdo de los mandamientos de tu Ley; porque, quien a ella se volvía, sanaba, no por virtud del objeto que veía, sino por Ti, Salvador de todos» (Sap. 16, 5 ss.; cfr. Gutberlet, Das Buch der Weisheit 404 ss.; Heinisch, Das Buch der Weisheit 304).

La historicidad del hecho está garantizada por la autoridad de Jesucristo (Ioann. 3, 14); no pueden alterarlo los «resultados» de la historia de las religiones,

\* Los israelitas conservaron la serpiente de bronce como recuerdo, llevándola consigo a Canaón.

Mas como le tributasen más tarde culto idolátrico o supersticiose, mandó destruirla el piadoso rey Ezequías (727 a. Cr.). Cfr. núm. 630.

Cfr. núms. 68 y 71. Porque el dios pagano de la medicina, Esculabio, llevase un bastón en forma de serpiente, y ésta fuese en general para los gentiles imagen de la virtud de sanar (por lo que se usaban como amuletos figuras de serpientes; cfr. fig. 56 y Vincent, Canaan 174), ello no es razón para que Moises erigiera la serpiente de bronce. Antes bien se podría decir que esta ideas paganas tienen alto que ver con los oscuros recuerdos del preado y de la promesa del Redentor. Cfr. Scholz, Gotzendienst und Zauberwesen 101 se.; KL IV 1457; Kortleitner, De Polytheismo 191; Arch. bibl. 424.

Sap. 16, 6. Ioann. 3, 14.

Gal. 3, 13. Col. 2, 14.

Pract. Cracis. Cfr. Weiss, Messian. Unbilder 31

### 49 Conquista de la Transjordania ! Profecía de Balaam. Sucesos que ocurrieron hasta que se tomaron providencias para la conquista de la región occidental del Jordán

(Num. 21, 10 a 36, 13)

Pasaron a adelante los israelitas hacia el mediodía hasta el golfo de Akabah, y torciendo hacia el Oriente en las cercanías de Asiongaber, ascendieron luego por los límites orientales de Idumea y Moab hasta llegar al río Arnón, que dividía entonces a los moabitas de los amorreos 4. Desde allí envió Israel emisarios a Schón, rey de los amorreos, pidiendo les dejase paso pacífico por sus dominios hasta el Iordán. No quiso Sehón permitirlo a Israel; antes bien salióle al encuentro y le presentó batalla. Mas su ejército fué pasado a cuchillo por los hijos de Israel en Jasa 4 y conquistada su capital Hesebón de con todo el país desde el Arnón hasta el Tabok 6.

Penetrando después en el reino de Basán, que se extendia desde el río Jabok hasta el monte Hermón, en el Antilibano, salióles al encuentro el rey Og I y les presentó batalla en Edrai \*, Israel, animado por Dios, entro en combate; mató al rev y a sus hijos, aniquiló todo su ejército y se apoderó de sus dominios con sesenta ciudades de muros altísimos, sin contar los innumerables pueblos que no tenían murallas ". Moisés dió más tarde el reino de Schon a las tribus de Rubén y Gad, y el reino de Og a media tribu de Manases, con la condición de que los hombres de armas pasasen con sus hermanos a la región eccidental del Tordán, para ayudar a las demás tribus en la conquista de Canaán propiamente dicho 10.

Pasando adelante Israel hacia el norte, acampó en las llanuras de Moab 11, cerca del Iordán, frente a Iericó, Temiendo Balac, rey de los moabitas, que Israel intentase atacarle como a los amorreos, hizo alianza con los madianitas, que habitaban al sur y sudeste hasta el mar Rojo, o recorrían aquel país como nómadas. Pero sintiéndose todavía con pocas fuerzas para declarar la guerra a Israel, de acuerdo con los madianitas

Cír. Lagrange. Jenseits des Jordan, en HL 1804, 97 ss.: 1877, 40; 1898, 1 ss.
 Las estaciones hasta el campamento de los campos de Moab veanse en Num. 20, 22; 21, 10-13 10 ss.; 22, 1; 33, 37-49. Dent. 2, 1 8 13 26 ss.; 10, 6-8, pag. 317, nota 4.

<sup>16 18. (22, 1); 35, 37-49.</sup> Dente 5, 1 6 15 20 85. (20) per 5.7.
16 18. (27, 1); 37-49.
17 18. (27, 27, 28); 37-49.
18 18. (28, 28); 37-49.
18 18. (28, 28); 38. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28); 39. (28, 28

<sup>\*</sup>Ahora Hesban, situada en un montículo que domina la meseta de Moab, a 900 m. de altitud, 1,300 sobre el nivel del mar Muerto, 25 Km. al este de la desembocadura del Jordán, 7 Km. al este de Nebo; tocó en suerte a la tribu de Rubén y volvió más tarde al poder de los moabitas (lerem. 48, 45). Eran célebres sus estanques (Cant. 7, 4). Un obispo de Hesebón (Fisbus) asistió en 325 al Concilio Niceno. Sólo quedan algunas ruinas de la ciudad. Cfr. IIL 1883, 146; 1897, 71; LB II 513; RB 200.

Clr. núm. 141 y 185, También el reino de Og estaba habitado por amorreos, les cuales desde la derrota de su rey Sehon eran enemigos declarados de los israelitas. Og descendia de una raza de gigantes, es decir, de una tribu vigorosa y de gran estatura, los rajaitas. Mostrábase su cama de hierro en Rabbath, ciudad de los hijos de Ammón, que viven al oriente de los amorreos; tenía nueve codos (unos 4 m.) de largo y 4 de ancho (casi 2 metros.) (Deut. 3, 11). Sospecha Karge (Rephaim 658 ss.) que se trata, no de la rama de Og, sino de uno de los dolmenes que abundan en Transjordania (lám. 4 a). No dice bien con esta interpretación el calificativo ede hierro; pues los dólmenes de aquel país no son de basalto (minemarquetación d'emitativo de metror, pues los connenes de aquel país no son de basalto (mineral de hierro), sino de piedra calcárea o silicea. Tal vez este adjetivo - debe a algún cambio o glosa de época posterior. En el mundo mahometano el rey Og es el e into de un ciclo de leyendas, que dió ε conocer en Alemania el poeta Fr. Rückert.

<sup>\*</sup> Probablemente la actual Derath, 50 Km. al oriente del extreuro sur dei lago de Genesaret, 60 Km. al norte del Jabok. Era la segunda ciudad de Basan despues de Astarot, que actualmente es un monticulo de ruinas, llamado Aschtere, 18 Km. al noroeste de Derath (Deat. 1, 4, Ios. 9, 10; 12, 4). LB II 130. Rb 141.
2 Cfr. Deut. 3, 4 s.
30 Num. 32; cfr. núm. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Esta meseta pertenecia a los monbitas; pero los fué arrebatada por Schón y pasó, con el reino de este, a manos de los israelitas. Acerca de esta región cfr. IIL 1879, 56; 1886, 104; 1882, 31; 1883, 134;

envió un mensaje con ricos presentes a un adivino illamado Balaam hijo de Beor, para recabar de él que maldijese a Israel. «Acaso por este medio. decia Balac, consiga vo rechazar y arrojar de mi reino a Israel: pues bien sé vo que será bendito aquél a quien bendiieres y maldito aquél sobre quien descargares tus maldiciones».

377. El episodio de Balaam es una historia conexa y completa, de una extensión proporcionada a la importancia del asunto<sup>2</sup>. Los israelitas supieron los sucesos de este episodio y las sentencias de Balaam por sus vecinos (los moabitas y madianitas); porque fué un asunto de carácter público, una especie de «negocio de Estado». El fondo consuena perfectamente con la condición de aquellos tiempos<sup>3</sup>, en especial con la idea existente en los pueblos paganos, de que los adivinos y encantadores, por su proximidad a Dios, pueden con sus bendiciones y maldiciones acarrear favores o perjuicios <sup>4</sup>. Dios permitió el mal paso de Balac para añadir un triunfo moral a la victoria material de Israel sobre sus enemigos. El carácter de Balaam es turbio y equívoco. No están de acuerdo los intérpretes y los santos Padres sobre si Balaam fué verdadero o falso profeta, del cual se sirviera Dios como de instrumento 5. Es cierto que conoció y adoró (por lo menos temporalmente) al Dios de Israel, y que tenía conocimiento de las promesas hechas a los Patriarcas y de los prodigios de Dios a la salida de Egipto. Hablan en favor de Balaam la invocación y consulta a Yahve y la declaración terminante de no decir sino aquello que Dios le mandase; y en contra, la conducta oscilante y no exenta de avaricia, el comportamiento a la manera de los adivinos paganos, el consejo depravado y el trágico fin . Para sus contemporáneos debió de ser un adivino renombrado e influvente.

Balaam respondió a los enviados de Balac: "Quedaos aquí esta noche, y vo responderé lo que me dijere el Señor». Apareciósele el Señor de noche y le dijo: «Na vavas con ellos, ni maldigas a ese pueblo, siendo como es bendito». Levantándose, pues, de mañana, dijo a los enviados: «Volveos a vuestra tierra, porque me ha prohibido Yahve ir con vosotros». A su regreso dijeron los enviados a Balac: «No ha querido Balaam venir con nosotros». Entonces Balac envió de nuevo mensajeros en mayor número y más principales, los cuales visitaron a Balaam diciendo: «Esto dice Balac: no difieras más el venir a mí; dispuesto estoy a honrarte, y te daré todo lo que quisieres. Ven, y maldice a ese pueblo». Pero Balaam replicó: «Aunque Balac me diera su casa llena de plata v oro, no podré alterar la palabra del Señor mi Dios, para hablar ni más ni menos. Ruégoos, sin embargo, que os quedéis también aquí esta noche, para que vo consulte de nuevo al Señor». Cegó a Balaam la promesa de los regalos, y buscaba un arbitrio para conciliar la voluntad de Dios con la suva propia. Dios, en sus altísimos designios, le permitió marchar con los enviados, prohibiéndole empero hacer otra cosa que lo que El le ordenase.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En hebreo Pethorah, de Pethor, ciudad que nos es desconocida. Fundándose en Deut. 23, 4, la La hebreo Pethorah de Pethor, ciudad que nos es desconocida. Fundándose en Dent. 23, 4, 148 buscan algunos en Pitru, situada a orillas del Eufrates. Según una variante de la Vulgata (Num. 22, 5), parece que se debe buscar la patria de Balaam en el país de los ammonitas, cuya región septentrional puede decirse en sentido amplio que pertenece a Aram. El dato de Deut. 23, 4, Mesopotamia Syriae descansa probablemente en la confusión de Aram con Edom (la diferencia es insignificante en hebreo). Esto nos pone en la verdadera pista: Balaam, según Num. 22, 36 30, viene de los confines meridionales del país de Moab, pasando el Arnón, Ar-Moab y Kirjath-Chusoth (cfr. núm. 373); o sea, viene de los dominios de Idumea. De nuevo en su patria (Num. 24, 25), es pasado a cuchillo entre los madianitas (Num. 18)

<sup>(</sup>Num 31, 8).

\*\* Clr. Deut. 23, 4: Ios. 24, o 1o: Mich. 6, 5; II Esdr. 13, 2; Apoc. 2, 14.

\*\* Según Hommel (Die altisraelitische Überlieferung 200), nada tienen de anacrónico en sí mismas las figuras de Melquisedec en tiempo de Abraham, de Jetró y de Balaam en tiempo de Moisés; mas aún, según Hommel, página 247, sólo en tiempo de Moisés se comprende la profecía de Num. 24, 21-24. Ni siquiera se compadece con la época de los Reyes; lleva en sí misma el sello de la autenticidad, como siquiera se companice con la epoca de los neves i les algunos errores de poca monta, debidos al amanuense) es con razón uno de los documentos cuya antigüedad y exactitud han sido demostradas sin género de duda por testimonios externos. Supone además Hommel que los términos geográficos Asur y género de duda por testimonios externos. Supone además Hommel que los términos geográficos Asur y Eber (Num. 24, 22 y 24) deben tomarse en el sentido antiguo (de las inscripciones mineas), entendiéndose por ellos las provincias meridionales (país de Sur, desde el torrente de Egipto hasta la región comprendida entre Bersabee y Hebrón; sur de Palestina). Cfr. BZF III 205 ss., 210. Los críticos rationalistas buscan euna fecha recientro para las sentencias de Balaam, fundándose en que encierran profecías.  $^{+}$  Cfr. KL 1860. — El Sagrado Texto Ilama a Balaam hosém, es decir, cadivinon, en sentido pagano; cfr. Deut. 18, 10; 163, 23.  $^{+}$  KL 1. c. Hummelauer, Comm. in Num. 261-266.  $^{+}$  Cfr. num. 37 y II Perc. 2, 15; Indae versículo 11. — Eberhard, Kanzelvorträge III 305 ss. Hagen, LB I 546.

378. Levantóse Balaam de mañana, y habiendo aparejado su borrica, marchó con ellos. Mas el Angel del Señor se atravesó en el camino delante de Balaam, con la espada desenvainada. A su vista desvióse asustada la borrica y se iba por el campo. Y como Balaam le diese de palos y quisiese encarrilarla por la senda, paróse el Angel en un lugar muy estrecho, entre dos cercas de unas viñas, donde apenas había espacio para escapar. Viéndole la borrica, se arrimo a la pared, oprimió contra ella el pie del que iba montado; mas éste proseguía en darle de palos. Púsose el Angel entonces delante de Balaam en un sitio tan angosto, que la borrica no podía desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. A su vista echóse al suelo la bestia debajo del que la montaba; el cual enfurecido la apaleaba con más vigor.

Abrió entonces el Señor la boca de la borrica, y ésta habló: «¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me pegas por tercera vez?» Fuera de sí de ira dijo Balaam: «Porque lo tienes merecido, y has hecho burla de mí; ¡ojalá tuviera yo una espada para envasártela!» Replicó la borrica: «¿Por ventura no soy tu bestia, sobre la cual has solido ir siempre montado hasta el día de hoy? Dime, si yo jamás te he hecho una tal cosa». Y él respondió: «Nunca». En el punto mísmo abrió el Señor los ojos de Balaam, y vió al Angel parado en el camino con la espada desenvainada, y adoróle postrado en tierra. Al cual el Angel dijo: «¿Por qué castigas por tercera vez a tu borrica? Yo he venido para oponerme a ti, por cuanto tu camino es perverso y contrario a mí. Y si la borrica no se hubiera desviado del camino, cediendo el lugar al que se le oponía, yo te hubiera muerto, y ella viviría». Dijo Balaam: «He pecado, no sabiendo que tú estabas contra mí. Y ahora si te desagrada que vaya, me volveré». Dijo el Angel: «Ve con esos

v guárdate de hablar otra cosa que lo que vo te mandare».

Sucedió aquí por modo maravilloso y sorprendente lo que de manera menos extraordinaria acontece infinitas veces en la vida del hombre: que Dios avisa a los hombres por medio de inspiraciones interiores o por medio de acontecimientos externos; y sólo la ceguera producida por la pasión es obstáculo para escuchar el aviso. — El texto de la Sagrada Escritura no permite dudar que se trata de un prodigio asombroso, el cual tenía su razón de ser en los extraordinarios, grandes y santos designios de Dios. Todo sucede por modo sorprendente, a fin de hacer más visible la acción y el gobierno de Dios 1. Si un ser irracional llamó al orden a Balaam, fue porque más confundido quedase el falso profeta, y más resaltase la completa impotencia y futilidad de las falsas profecías, adivinaciones y encantamientos. Si la borrica habló, obra fué de la omnipotencia divina, la cual podía haberlo hecho sin servirse de instrumento. No se puede poner en duda la realidad del fenómeno externo, pues dice expresamente el texto: «Dios abrió la boca de la borrica». Y en II Petr. 2, 16 se dice que la bestia, hablando en voz humana, refrenó la necedad del profeta. Y no es que la Sagrada Escritura atribuva a la bestia irracional proceder y lenguaje racionales, sino (como dice san Agustín) quiere tan sólo declararnos que Dios por boca de la borrica hizo oír a Balaam de una manera comprensible lo que quería decirle; a la manera como el adivino, por el grito de los animales, el arrullo v vuelo de los pájaros, conoce las cosas ocultas (Gregorio de Nyssa). No dice el texto que Balaam no se asustara o no se admirase al oír hablar a su borrica; mas la violencia de la ira y acaso la familiaridad con las artes mágicas y supersticiosas explican que no se asombrase, máxime no habiendo entrado en reflexión hasta que, algo después, Dios le abrió los ojos. Tampoco dice el texto sagrado si los dos criados de Balaam y los emisarios de Balac se percataron de lo ocurrido; pues esta circunstancia es de escaso interés. De la voluntad y designios de Dios dependía que lo advirtieran o no. Recuérdese la voz que se ovó del cielo sobre Jesús, y la aparición a Daniel y a san Pablo 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Véase núm, §§; <sup>2</sup> Frente a las objectiones y chistes carrientes, cfr. las acertudas observaciones de Eberhard. Kanzelvortrage III 405; Hundhausen, comentario a II Pets. 2, no Magnucia 1878). No es poco el haber reconocido Kautzsch (Die Heilige Schriff des JT 1 237), que todo ste episodio arcpresenta algo más de lo que la ordinaria superficialidad le dispersor; que poses una belleza peculiar; y que expone con naturalidad scômo Dios sabe traca a mandamiento la inteligencia y obserbia humanas por medios al parecer despreciables»; finalmente que en este pasaje ese manifiesta un valioso testimonio de la fuerza educadora de la antigua religión, y una exquisita sensibilidad para los quejidos de la criatura».

<sup>3</sup> Toann. 12, 20. Dan. 10, 7. Act. 9, 7; 22, 0.

- 379. Luego que Balac tuvo aviso de la venida de Balaam, salió a su encuentro a una ciudad de los confines de su reino, situada a orillas del Arnón. De allí fueron juntos a una ciudad limítrofe. Ofreció Balac sacrificios a los ídolos, y envió parte de la carne de las víctimas a Balaam y a los principes que le acompañaban. Venida la mañana, le llevó a las alturas de Baal 2 y le hizo ver desde allí un extremo del pueblo de Israel 3. Dijo entonces Balaam a Balac: «Edificame aquí siete altares, y prepara otros tantos becerros y carneros». Pusieron, pues, en cada altar un becerro y un carnero, y Balaam dijo a Balac: «Estate un poco junto a tu holocausto, mientras voy a ver si quizá el Señor viene a mi encuentro 1: te diré todo lo que mandare». Fué, pues, a una altura solitaria : salióle al encuentro (apareciósele) Yahve a Balaam le dijo: «Siete altares he erigido, y he puesto encima de cada uno un becerro y un carnero». Mandóle Yahve volver a Balac, sugiriéndole lo que había de responder. Habiendo vuelto, halló a Balac que estaba aguardando junto a su holocausto con todos los príncipes de los moabitas. Y Balaam comenzó su profecía diciendo:
  - «De Aram me ha traído Balac rey de Moab de los montes del Oriente. Ven, dijo, v maldice a Jacob : date prisa v lanza imprecaciones contra Israel. ¿Cómo he de maldecir a quien Yahve no maldice.

y cómo he de imprecar a quien Dios no impreca?

De lo alto de los riscos le veré y desde los collados le contemplare: este pueblo habitará solo,

v no será contado entre las gentes.

- ¿Quién podrá contar el polyo de Jacob ni saber la estirpe de Israel? Muera mi ánima 6 de la muerte de los justos? y mis postrimerías sean semejantes a las suvas ...
- 380. Y dijo Balac a Balaam: «¿Qué es lo que dices? Te he llamado para que maldijeras a mis enemigos; y tú, al contrario, los bendices». A lo que replicó Balaam : «¿Puedo por ventura hablar otra cosa, sino lo que mandare el Señor?» Dijo, pues, Balac : «Ven conmigo a otra altura. de donde veas una parte de Israel v no puedas verle todo \*; v maldícele desde alli». Y habiéndole conducido a un sitio elevado sobre la cumbre del monte Fasga 111, erigió Balaam siete altares, y ofreció sacrificios como antes. Fué a consultar al Señor, el cual puso en su boca las palabras que debía responder. Y Balaam comenzó su profecía diciendo:

La hebreo Kariath-Chuleth, es decir, ciudad de las estepas. Se la identifica con la actual Krevat 8 Km, al norte del Arnón, 15 Km, al oriente del mar Muerto, en la meseta de Moab, en la ladera sudoeste de la cordillera del Attarus; desde ella se ofrece a la vista dilatudo y bello panorama.
Acerca de las alturas de Baal, en cuanto a lugares artificialmente dispuestos para ofrecer sacrificios.

<sup>2</sup> Es decir, «todo el campamento, hasta su extremo» (cfr. 23, 13; núm. 380). La expresión hebrea « xtremo del pueblo» la entienden algunos de la parte más alejada del campamento, quizá una de las

cuatro secciones del mismo.

Sea que se le apareciese um angels, sea que Balanm fuese interformente iluminado;
 Es decir; yo.

De los israelitas, de los hijos del puebla de Dies. Num. 23, 7-10.

Parece más exacta la traducción del foebreo, adesde donde la puedas ver (del todo); sóla ves (aqui) ua extremo, y no lo ves todos. El rey pagano creia que un cambio de punto de vista podría bacerle

variar ue dictanun.

El l'amase Nebo la parte occidental de la cordillera de Abarim; esta coedillera formaba el borde septembional de la nueseta de Moab y, según Eusebio, estaba frente a Jéricó. Nebo tiene varias cumbres, de las cuales la que más avanza hacia la llanura del Jordán es Fasga, el actual Djebel Siyara. Otra cumbre es Fogor; otra tercera es la que hey lleva el nombre de Nebo. La altura de Baal debe buscarse al sur de Nebo. Más pormenores vease en Kalt, Nebo. Phasga, Phogor und Bameth-Baal (Maguncia 1814); Musil, Arabia Petraca l 342 ss. variar de dictamen.

vease HL 1876, 145 s. Szczepański, en su obra Nach Petra 147, nos describe la de Petra; pueden verse ios grabados en ATAO3 402. A. Musil ha descubierto una porción de estos lugares: en la cumbre artificialmente truncada de una roca se ve un depósito de agua, un altar con una cavidad para recoger la sangre de la víctima, y otro altar para los holocaustos, al cual se sube por unos peldaños. Delante, un largo atrio, cerrado por bancos, y en cuyo centro se levanta una mesa.

<sup>\*</sup> Por medio de señales o indicios naturales, vuelo de las aves, etc. (cfr. Nuos. 24, 1), a la manera tie les paganos,

« Levántate, Balac, y escucha! — ¡Oye, hijo de Sefor! No es Dios como el hombre, para que mienta, ni como hijo de hombre, para estar sujeto a mudanza. El dijo ¿y no lo hará?, prometió ¿y no ha de cumplirlo? He sido llamado para bendecir

y no puedo estorbar la bendición.

No hay ídolo en Jacob, ni simulacro en Israel.

Yahve, su Dios, está con él

y para El como Rey suyo son los clamores de júbilo 1. Dios lo sacó de Egipto:

su fortaleza es como la del rinoceronte.

No hav agüeros en Jacob ni adivinos en Israel.

A su tiempo se anuncia a Jacob

v se dice a Israel lo que Dios va a hacer.

He aquí que este pueblo se levantará como leona

v se alzará como león 3.

No se acostará hasta devorar la presa,

hasta beber la sangre de los descuartizados» 1.

381. Y dijo Balac a Balaam: «Ni le maldigas, ni le bendigas». Y él replicó: «¿ No te dije que haría todo lo que el Señor me mandase?». Y díjole Balac: «Ven, y te llevaré a otro lugar; por si pluguiere a Dios que de allí los maldigas». Y le llevó a la cima del monte Fogor, que dominaba la extensa llanura donde acampaba Israel. Erigió también allí Balaam siete altares, y ofreció de nuevo sacrificios. Y cuando conoció Balaam ser del agrado de Dios que bendijera a Israel, no fué como antes a demandar el agüero, sino que enderezó su rostro hacia la llanura y alzando los ojos, vió a Israel acampado en las tiendas por sus tribus. Viniendo entonces el espíritu de Dios sobre él, habló de esta manera:

«Esto dice Balaam, hijo de Beor: esto dice el hombre que tiene tapados los ojos 5.

Habla el que oye las palabras de Dios, el que ve las visiones del el que cae y entonces se abren sus ojos: [Todopoderoso,

¡Cuán bellos son tus pabellones, Jacob, v tus tiendas, Israel!

Como valles con bosques; como huertas de regadío junto a los ríos; como tiendas que ljó el Señor 6, como cedros junto a las aguas.

Como agua fluirá de su arcaduz  $^{\tau}$ ; y su descendencia será como inundación de aguas. Desechado será su rey por causa de Agag, y le será quitado el reino  $^8$ .

<sup>1</sup> Dies es a la vez su rey, y a El sólo le aclaman con júbilo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En hobreo re'em, buey salvaje (bisonte y no bufalo), imagen de la fuerza extraordinaria acompañada de singular ligereza (cfr. Deut. 33, 17; Ioh. 30, 9 ss.). Cfr. núm. 523 y RB 411. El rinoceronte vive todavía hoy en las depresiones pantanosas de Asia y de Africa.

Otra vez la imagen del leon, que significa el vigor irresistible de Israel.

Numa 23, 18-24.

Aquel que distingue con claridad las cosas futuras, cuando Dios le abre en un éxtasis los ojos

del espíritu, mientras se cierran los del cuerpo (cfr. núm. 147).

En hebreo; «Como arboles de atoe, que plantó el Señoro, — El atoe, conocido principalmente por su resina, muy indicada para embalsamar los cadáveres (Homos, 10, 30), es un arbusto de Africa y Arabia, de hojas verde-azuladas que rematan en punta espino-a. Pero Balaam se refiere a otro arbusto de India Oriental, China, etc., de 3 m. de altura, cuya madera, de color rojo-púrpura encendido, ha sido muy estimada en tedo tiempo por el agradable aroma o fr. Ps. 44, 9; Prov. 7, 17; Cunt. 4, 141. LB 1 108, Rb 444.

Imager, para significar immunerable descendencia.

Igag es nombre genérico de los ceves amalecitas, como Faraón lo es de los egipcios; aqui es una sinécidoque para significar al pueblo amalecita. El texto hebreo se puede traducir: «Su rey será exaltado sobre el de Agag y su reino será levantado»; lo cual se cumplió cuando, derrotados los amalecitas por Saúl, su rey fué hecho prisionero y muerto después por Samuel (1 Reg. 15, 26 ss.).

Dios le saco de Egipto: su fortaleza como la del rinoceronte. Devorará a los gentiles, sus enemigos, desmenuzará sus huesos y atravesarlos ha con saetas.

Se echa a dormir como león: como leona a quien nadie osará despertar. Ouien te bendijere, será bendito; quien te maldijere, por maldito será tenido» 1

382. Y enojado Balac contra Balaam, dando una palmada dijo: «Te he llamado para maldecir a mis enemigos; pero tú, por el contrario, los has bendecido va tres veces. Vuélvete a tu lugar. Había en verdad resuelto honrarte grandemente; mas Yahve te ha privado de la honra prevenida». Respondió Balaam a Balac. «¿Pues no dije a tus mensajeros: Si Balac me diere su casa llena de plata y de oro no podré traspasar la palabra de Yahve (mi Dios) 2 para proferir por mi capricho cosa alguna o de bien o de mal, sino que todo lo que el Señor me dijerc, eso hablaré? Esto no obstante, al volverme a los míos, te daré un conscio 3 sobre lo que en los últimos días hará este pueblo a tu pueblo». Y prosiguió de nuevo sus profecías diciendo:

"Palabra de Balaam, hijo de Beor: palabra del hombre que tenía los oios tapados.

Palabra del que ove las palabras de Dios, del que se las visiones del del que cae v entonces se abren sus ojos: [Todopoderoso

Le veo 4, mas no ahora; le contemplo, mas no de cerca; De Jacob nace una estrella: de Israel se alza un cetro:

v herirá a los caudillos de Moab . destruirá a todos los hijos de la frebelión 6.

Idumea será su posesión: Seir será norción de sus enemigos 8; e Israel se mantendrá valeroso.

De Jacob saldrá el que ha de dominar v destruir las reliquias de la ciudad» ...

Y echando una mirada hacia el país de Amalec, dijo:

"El primero de los gentiles Amalec 16 v su fin exterminio".

Num. 24, 3-9.
 La expresión «de mi Dios», que no se acomoda a los sentimientos de Balaam, es una adición que no aparece en el texto hebreo ni en las versiones.

<sup>\*</sup> Es decir, de mi profecía podras inferir el modo cómo debes conducirte con este pueblo, a saber:

<sup>.</sup> A él, la estrella, el cetro de Israel. De la equivalencia estrella = cetro, se deduce que «estrella» 🤫 una expresión figurada para designar al dominador nombrado explícitamente en el versículo 19. Prométese, pues, a Israel un caudillo brillante, un Rey Victorioso, que dará días de gloria a Israel, venciendo a todos los enemisos. Cfr. 1s. 14, 12, donde se compara al rey de Babel con una estrella resplandeciente.

En hebreo: a Moab por ambos lados, es decir, de un cabo al otro.

Tal es la interpretación corriente de este dificil pasaje del texto hebreo, probablemente corrompido. El contexto parece exigir que se nombre otro pueblo enemigo en consonancia con Moab e Idumea, por ejemplo, Ammon; a éste aplican los modernos la frase del texto.

De Israel.
De los israelitas.

Es decir, el exterminará los altimos restos del enemigo; su victoria sera completa. — Según conjetura bien fundada, el texto hebres se debe leer: lo que quedare de Seir (Idumua); la variante de las ciudadeso nació sin duda de un error de lectura (me'ir en vez de se'ir). Cfr. BZ II 141.

No el pueblo más antiguo caunque lo es mucho, sino el primero que hizo frente a Israel

<sup>(</sup>cfr. Exod. 17, 8 ss.; núm. 276).

# Dirigió asimismo su vista hacia el Cinco 1 y dijo:

«Fuerte sin duda es tu morada; mas aunque pongas tu nido en la roca. y seas escogido del linaje de Cin, ¿cuánto tiempo podrás durar? Pues Asur <sup>2</sup> te llevará cautivo».

# Y dijo por remate:

«; Ah! ¿quién vivirá cuando Dios haga estas cosas? Vendrán en galeras deste Italia vencerán a Asur, y destruirán a Eber v por último ellos mismos perecerán» 4.

383. Balaam contempla y anuncia la grandeza de Israel en los momentos más culminantes de la historia, desde sus días hasta los tiempos mesiánicos. V los destinos de los pueblos vecinos y de las naciones paganas. Pero su mirada se fija en el Mesías, por causa del cual será bendecido Israel; en el Mesias, que un día colmará la grandeza de Israel y dará cumplimiento a sus destinos en beneficio de todas las naciones.

La profecia concuerda con la manera cómo Dios rige a Israel, y está aquí muy en su lugar entre las demás profecías mesiánicas. Desde el Paraiso y en toda la historia de los Patriarcas encontramos alusiones manifiestas al Mesías. En los cuarenta años de la actividad de Moises, la vista se dirige exclusivamente a lo presente; sólo en los hechos se ven alusiones al Redentor; el cordero pascual, el mar Rojo, Mara, el maná, el agua de la roca, la Ley, el culto divino, la serpiente de bronce, y en general la Antigua Alianza, que es figura de la Nueva. Con todo, hallamos dos projecias mesiánicas explícitas: la primera, la promesa de un Gran Projeta, fundador de una Alianza Nueva y eterna ; y aquí, inmediatamente antes de entrar en la tierra prometida, la profecía de Balaam, el cual, obligado por Dios, anuncia la impotencia del paganismo, bendice al pueblo escogido, predice la dignidad y destino del mismo entre las naciones, indica el objeto de ser introducido en Canaán y las condiciones del disfrute de la tierra prometida, y ensalza la invencible consistencia del pueblo de Dios, mediante la cual consigue el fin para el que ha sido llamado. Las tres primeras partes de la profecía expresan en frases generales la idea de que Israel será bendecido y alcanzará victoria de sus enemigos que quieren maldecirle. Pero la cuarta toma más alto vuelo y anuncia para tiempos lejanos un rey poderoso y vencedor; un dominador, que llevará a Israel a la cumbre de la gloria y vencerá a sus enemigos.

de los amalectas (1 Reg. 15, 6).

No hay razón para que Asur no sea el conocido imperio asirio, que ya desde antiguo influía en los países del occidente de Asia y más tarde fué el azote de Israel y de los pueblos vecinos. — Según Hommel, la Sagrada Biblia se refiere aquí y en el versículo 24 a un país y pueblo meridional que venció a los cincos; tampoco, segun Eber, el versículo 24 (Valgata: dos hebreoso) significa el pueblo escogido, sino un país equivalente a Asur; cfr. núm. 377.

Ben hebreo, del lado de Kittim (o Cetthim)» (cfr. Gen. 10, 4). No puede referirse este nombre a la capital de la isla de Chipre, llamada Kittion, pues el nombre Kitt aparece por primera vez en inscripciones fenicias de la época persa. Reférese sin duda el texto a Italia meridional, especialmente a Sicilia. La Vulgata está, pues, en lo cierto (ATAO) 155; cfr. 18. 23, 1 12; Dan. 11, 30). Balaam no sabe quién sea este vencedor. Mil años más tarde tuvo Daniel acerca de ello revelaciones (en especial Dan. 2, 37 ss.) que apuntan a los kragos (macedonios) y a los romanos (cfr. Dan. 9, 26).

que apuntan a los gristos (macedonios) y a los romanos (cfr. Dan. 9, 26).

Num. 24, 15-25. Las tres últimas sentencias no tienen relación, al parecer, con las profecias mesiánicas precedentes. Se limitan a anunciar la ruina de los pueblos que nombra. Pero precisamente esto es lo interesante: que estos pueblos perecen, mientras Israel triunfa. Si por Asur y Eber se entiende pueblos orientales (de allende el Eufrates), y por Kittim, Italia, la Sagrada Escritura expresa este pensantiento verdadoramente mesiánico: los enemigos de Israel, los imperios, perecen; el reino de Dios subsiste. Cfr. Hummelauer, Comm, in Num. 307.

Cfr. núm. 394.

<sup>1</sup> En Gen. 15, 19, se hace mención de los cincos (kinitas o kenitas) entre los pueblos que viven En Gen. 15, 19, se nace mencion de los cincos (kinidas o kenidas) entre los puedos que viven en Canaán. Una rama de este pueblo vivía entre los madianitas en tiempo de Moisés; pues su cuñado Hobab (cfr. num. 237 277), que era cinco, siguió, con toda su familia, a los israelitas y obtuvo su porción al sur de Judá (Num. 10, 29. 1 Par. 2, 55. Iudíc. 1, 16. 1 Reg. 27, 10; 30, 29); pronto se separó de él Haber con parte de la familia, y fué a establecerse al norte de Palestina, no lejos de Cedes, en las cercanías del lage de Merom (Iudíc. 4, 11). Otra fracción de la misma familia fué a establecerse cerca de los amalecitas, en montañas rocosas. Estos no tomaron parte en el ataque a los interestructuras del control de la contro israelitas, antes se portaron como buenos amigos; por lo que Saúl les perdonó en la hora del exterminio de los amalecnas (1 Reg. 15, 6).

Parte de la profecia se cumplió, al parecer, en las victorias de Israel sobre los pueblos vecinos, particularmente en la expedición de Saúl contra Amalec, y aun más en las victorias de David, especialmente sobre Idumea, Pero, prescindiendo de que el real Profeta en sus triunfos es figura del Mesias, no puede decirse que sus victorias agotaran el contenido de las magníficas profecías de Balaam. Ya en tiempo de Salomón comenzaron los idumeos a sacudir el vugo de la dominación israelita, y más tarde consiguieron arrojarlo del todo, siendo en adelante enemigos peligrosos de Israel, hasta que con Herodes (idumeo) lograron semeter al reino judío. En la letra misma del texto descubrimos los siguientes indicios de que la profecía de Balaam, pasando por David y el reino histórico, se refiere al Mesias: a) El cumplimiento ha de sobrevenir en los últimos tiembos; ahora bien, esta frase designa siempre la época mesiánica, término, cumplimiento y antítesis de la Antigua Alianza, que es tiempo de preparación . Por eso divisa Balaam la estrella, el cetro, «no ahora», «no en época próxima», sino en un futuro lejano, b) Los pueblos que nombra aparecen (por lo menos según la interpretación corriente de los versículos 22 y 24) como representantes de todos los enemigos del reino de Dios sobre la tierra, de los cuales triunfará definitivamente el Mesías, como lo anuncian los salmos 2 y 100. c) Las circunstancias de la profecía, como son la sublimidad del momento, la intervención extraordinaria y sorprendente de Dios, la solemnidad del anuncio, la gradación de las cuatro bendiciones, todo revela un vaticinio extraordinario, que no guardaría proporción con unas cuantas victorias de David sobre unos pocos pueblos vecinos. d) En las cuatro predicciones de Balaam se advierte una progresión: primero se describe a Israel como un pueblo aparte de los demás, ensalzando su grandeza y magnífica sucrte; luego se le anuncia una bendición intransferible, por ser Israel el pueblo escogido, Dios su Rev, y no haber en dicho pueblo culto alguno idolátrico; celébrase después la hermosura de la tierra de Israel, el crecimiento y prosperidad de este pueblo en ella y la victoria sobre todos los enemigos; finalmente, alúdese a aquél en quien todo esto ha de tener cabal cumplimiento. De donde, si Balaam en la segunda de sus profecías ponderó como algo grande el ser Yahve el Rev de Israel, menester es que la estrella de lacob nos declare algo aun más excelente; y ello no puede ser otra cosa sino que Dios aparece visiblemente como Rey de Israel y que, por consiguiente, a este pueblo le gobierna el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre.

Habla en favor de esta interpretación una larga serie de profecias mesiánicas, que encierran y desarrollan idénticos pensamientos. David celebra al Mesías como Hijo de Dios, que ha de someter a todos los reves de la tierra v extender su señorío desde Sión por todo el orbe, como Señor de los hombres v Príncipe justo en temor de Dios 3. Isaías lo anuncia como hijo de una Virgen v señor de un reino eterno, como triunfador del orbe v vencedor de todos los impíos; como aquel cuvos mensajeros han de someter Filistea, Moab, Idumea y toda la tierra 4. Se le llama luz de las tinieblas 5 y sol de justicia 6. Daniel le ve en una época determinada, al fenecer los imperios de la tierra, como Hijo de Dios e Hijo del hombre, Rev del mundo y Señor de un imperio eterno y universal 7.

Todo esto se cumplió y confirmó en la aparición de Cristo. No se puede identificar sin más stella ex Iacob (manera simbólica de designar a un rev poderoso) v stella in Oriente, anunciadora del nacimiento de Jesucristo. Mas es cierto que en tiempo del Mesías la expectación de un Redentor iba unida en Oriente a la aparición de una estrella esplendorosa. Parece que estrella y cetro se tomaron como atributos reales y que la profecía de Balaam se interpretó: una estrella le anunciará, su cetro aplastará a sus enemigos. Otra cosa es el explicar la expectación del Redentor en el antiguo Oriente; de siempre en los práculos orientales desempeña un papel especial el Occidente \*. Mas con todo.

<sup>1</sup> Cfr. num. 176.

Cfr. aum. 176.
 Cr. Gen. 49, 4; Dent. 4, 30; 32, 38; Is. 2, 2; 9, 1; I rem. 30, 24; 31, 31; Escch. 38, 8-16;
 Ioel 2, 22; Act. 2, 17; Gal. 4, 4; I for. 10, 11, etc.
 Ps. 2; 109, W Reg. 33, 2
 Is. 7, 14; 9, 6 s.; 2, 2; 11, 4, 14 ss.; 55, 1-5; 60, 18.
 Is. 9, 2; cfr. 2, 5; 60, 1 s.
 Walach. 4, 2
 Dan. 2, 44; 7, 13 ss.
 TT 102 405. La teora parbabilonista, segan fa cual el ectro y la estrella caracterizari al Salvador amuniciado por Balaam como un tenómero celeste que ha de tracer la edad de coro, contribuye tal vez algun tanto a esclarecer la profesia. Balaam hace el horóscopo del Salvador esperado; ve en espírity el

la interpretación de la imagen encerrada en la estrella o en el cetro (luz, resolandor, poderío) está plenamente justificada. Y aun pueden aducirse a este propósito dos lugares de san Lucas: «Oriente de lo alto» y «luz para iluminación de los gentiles y gloria de Israelo 1. El mismo Redentor atestigua ser luz que vino al mundo, raíz de Jesé y estrella esplendorosa de Oriente? El discípulo amado le llama «luz verdadera» que ilumina a todos los hombres que vienen a este mundo v sustituve con ventaja a toda otra luz en la Jerusalén celestial. La tradición judía ve al Mesías en la estrella (Rev) anunciada por Balaam; así la versión caldea del siglo I y el Talmud de fines del II. Por eso llamaron los judíos al supuesto Mesías (135 d. Cr.) Barcoquebas, que quiere decir hijo de la estrella. - Así entendieron siempre este pasaje los santos Padres y toda la tradición cristiana 4.

385. Terminado su cometido, regresó Balaam a su patria. Volvióse también Balac por el camino por donde había venido. Luego encontramos a Balaam entre los madianitas, a los cuales aconsejó que indujesen a los israelitas a su licenciosa idolatría, para de ese modo impedir el cumplimiento de las promesas.

El consejo fué puesto por obra : bajo capa de amistad, los madianitas invitaron a sus abominables sacrificios a los israelitas que acampaban en Settim . frente a Jerico: y los israelitas se dejaron seducir por las hijas de Moab y de Madián, incurriendo en toda clase de abominaciones idolátricas y deshonestas. Consagráronse a Beelfogor, dios moabita de la lujuria . Enojado el Señor, mando a Moises que hiciese matar a los culpables; al mismo tiempo envió una enfermedad pestilencial.

Mas he aquí que, mientras Moisés y toda la comunidad lloraban a la puerta del Tabernáculo queriendo aplacar al Señor, uno de los príncipes de la tribu de Simeón, llamado Zamri, se entrego al pecado con suma insolencia. Viendo esto Fineés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó de en medio del gentío; v cogiendo un puñal, entró en pos del israelita v lo atravesó. Tanto agradó a Dios celo tan santo e intrépido, que detuvo el azote con que había va dado muerte a 24.000 hombres 7, y aseguró a Fineés, por medio de Moisés, que le sería dada a él y a sus descendientes en perpetua herencia la dignidad de sumo sacerdote \*.

Tan vergonzosa seducción no podía quedar sin castigo. Mas antes era preciso hacer un nuevo censo 9, organizando a Israel como ejército de Dios; pues, a excepción de Josué y Caleb, habían muerto ya todos los del censo que hiciera Moisés treinta y ocho años antes en el Sinaí. El número de hombres aptos para las armas fué de 601.730; además de 23.000 levitas que pasaban de un mes. Luego 10 fué anunciado a Moises su próximo fin. y a petición suva fué designado Josué para sucederle en el gobierno del pueblo.

Habló, pues, el Señor a Moisés: «Sube a ese monte Abarim 11, y contempla desde allí la tierra que he de dar a los hijos de Israel. Y después que la hubieres

Luc. 1, 78; 2, 32. Loann. 1, 9; Apoc. 21, 23; 22, 5. Joann. 3, 16; 8, 12, etc. Apoc. 2, 28; 22, 10.

astro de la buena ventura, que anuncia su aparición, como Matth. 20. Acerca de la estrella de los Magos cfr. Steinmetzer, Die Geschichte der Geburt und Kindheit Christi und ihr Verhaltnis zur babylonischen Mythe (en Neutest. Abhandlungen, editados por Meinerts II 66 ss.).

Veren de Balaam y sus profecías efr. TOS 1872, 625 85; Reinke, Beitrage IV. Una hormosa exposición homilética en Eberhard, Kanzelvortrage III 409 88.

En les campos de Moab (cfr. num. 476). En los campos de Moab (ctr. num, 470).

Baal o Beel, dios solar que recibra culto orincipalmente en la ciudad moabita de Peor o Fogor-Según san Jerónimo, era idêntico Camos, dios principal de los moabitas (Num, 21, 29), y probablemente una misma cosa con Moloc, dios del fuego, adorado por los canancos; pero el culto de Baal se distinguía por la deshonestidad. Cfr. Scholz, Gotzendienst 173 ss.; Kortleitner, De polytheismo 212.

Cfr. I Cor. to, 7 ss., doede san Pablo babla de 2500s, pero ziguficado; cer un mismo diat; de donde no entran en su cuenta los que fueron muertos por los ju ces del pueblo. Es más sencillo suponer

que en uno y otro lugar se den números redondos; cfr. num, 32, donde el texto hobreo trae una cifra semejante (23000), que según las versiones antiguas habría que reducir a 3000. Humm lauer (Comm. in Num. 321) cree que también en este pasaje se debe rebajar el mimero.

Eccli. 45, 28 ss.

Acerca de la relación de este censo con el auterior cir. nóm, 352.
 Las hijas de Salfand recabaron de Moisés un cambio de lo lev de herencia, en el sentido de que, Las hijas de Salfand recabaron de Moises un camino de no ter ar meronia, con a semano os specia falta de hijos, las hijas heredasen al padre (Num. 27, 1-11). Luego de esto se prohibió casarse fuera de contribu a las hijas que hubiesen heredado (Num. 30).
11 Cfr. núm. 380. de su tribu a las hijas que hubiesen heredado (Num. 36).

visto, irás tú también a tu pueblo, como fué tu hermano Aarón. Porque me ofendisteis ambos en el agua de la Contradicción, no queriendo glorificarme delante del pueblo» 1. En vano replicó Moisés 2: «Señor Dios, tú comenzaste a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fortisima. Porque ni en el cielo ni en la tierra hay otro Dios que pueda hacer tus obras ni compararse contigo en fortaleza. Permiteme, pues, que pase y vea esta tierra de la otra parte del Iordán, con sus magnificas montañas, hasta el Libano». Mas el Señor mantuvo el castigo y dijo: «No me hables más de tal cosa. Sube a la cumbre del monte, v tiende la vista en derredor, al poniente y al norte, al mediodía y al occidente; mas el Jordán no le pasarás».

Dijo entonces Moisés 3: «Provea el Señor, Dios de los espíritus de toda carne 4, un hombre que gobierne a esta multitud y la guíe; para que el pueblo del Señor no sea como oveja sin pastor». A esto dijo el Señor : «Toma a Josue, varón en quien está el espíritu de Dios, y presentalo al sumo sacerdote Eleazar v a todo el pueblo; v le darás a la vista de todos la autoridad necesaria; impondrás sobre el tu mano y le conferirás una parte de tu autoridad (dignidad) . para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Pero cuando hubiere de emprender algún negocio, en nombre de él consultará al Señor el sumo sacerdote Eleazaro Hízolo Moisés como el Señor le había mandado.

387. Todavía dió Moisés varias disposiciones acerca de los sacrificios, festividades y votos i. Después de lo cual dijo el Señor a Moisés: «Antes que vayas a reunirte con tus padres, toma venganza de lo que los madianitas han hecho a los hijos de Israel». Escogió Moisés mil hombres de cada una de las tribus y les mandó salir a campaña a las órdenes de Fineés . Los madianitas fueron derrotados; todos los vrones fueron muertos, entre otros, cinco príncipes y Balaam; también fueron muertas todas las mujeres que sedujeron a Israel, o que aun podían serle peligrosas. Las doncellas y niñas quedaron cautivas. El botín fué grandísimo: 675.000 ovejas, 72.000 bueyes, 61.000 asnos. En acción de gracias, ofrecieron los israelitas al Señor las primicias, y los jefes del ejército todo el oro que habían cogido en el botín, 16.750 siclos; porque ni siquiera un israelita habia perecido en el combate 10.

Dió Moisés, por orden de Dios, las últimas disposiciones, especialmente acerca del reparto de la tierra. Rubén, Gad y media tribu de Manasés obtuvieron toda la región al oriente del Jordán i1; se determinaron con más precisión los límites del país 12, las ciudades de los levitas y sacerdotes <sup>13</sup> y las de refugio <sup>14</sup>, y se completó el derecho hereditario. Num. 36).

<sup>1</sup> Num. 27, 12; cfr. núm. 370.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clr. Deut. 3, 24 ss. <sup>2</sup> Num. 27, 16 ss. <sup>3</sup> Es decir: (1 Señor da la vida y la muerte (cfr. num. 364), que penetra hasta lo más íntimo del hombre.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Había de ser guía de Israel, pero sin las gracias extraordinarias y los plenos poderes que Moisés posevera. <sup>7</sup> Cfr. Num. 28-30.

Por medio del Urium y Tummin (cfr. núm. 318).

Ofr. Num. 28-30.

No fueron castigados los moabitas, porque obraron inducidos por los madianitas, y eran además hermanos de los israelitas.

Por su celo éste era el más indicado para enardecer el espíritu belicoso de los israelitas. Tomó consigo las trompetas de plata, que por orden de Dios se fabricaron en el campamento del Sinaí para dar la señal del combate y de la victoria (cfr. Num. 10, 4; núm. 354).

<sup>10</sup> Unos 750000 marcos oro; cfr. núm. 298. Acerca de lo elevado de estas cifras cfr. núm. 352. 4 Cir. núm. 375.

Enumera primero todos los lugares donde acampó Israel en el desierto (Num. 33). Luego intima a los israelitas la orden de expulsar o matar a los habitantes del país por su impiedad (cfr. Deut. 9, 5; núm. 372; núm. 392, 407), destruir sus idolos y talar los bosques donde les daban culto (Num. 33, 49 ss.). Dispone que se haga el reparto de la tierra bajo la dirección de Eleazar y Josué, ayudados por los principes de las doce tribus, decidiendo por suerte el sitio que cada tribu había de ocupar, pero determinando la extensión de terreno proporcionalmente a la magnitud de cada una (Num. 34; cfr. Num. 26,

<sup>52</sup> ss.).

La tribu de Leví recibió 48 ciudades distribuídas por todo el país, a uno y otro lado del Jordán;

Los por disdiendas a los sacerdotes: Hebrón, Lobna, 13 de ellas, situadas en Juda (Simoon y Benjamin), lucron adjudicadas a los saccidotes: Hebrón, Lobra, Jeter, Estemo, Holón, Dabir, Ain, Jeta, Betsames, Gabaon, Gabae, Anatot, Almón (las cuatro últimas en Benjamín; Num. 35, 2 ss.; cfr. los. 21, 2 ss.; cfr. num. 323).

Lo cran seis de las cindades leviticas, tres a este lado del Jordán y otras tres al otro, casi a igual

distancia unas de otras, para que los fugitivos pudieran alcanzarlas fácilmente. Al oriente del Jordán:
Bosor en la tribu de Rubén, Ramol en la de Gad y Golán en la de Manasés; al occidente: Hebrón en Judá, Siguem en Efraim y Cedes en Neftali. — Si alguien era perseguido por homicida, en ellas encon-

#### 50. Ultimos avisos v muerte de Moisés (Deut. 1-34)

388. El libro quinto de Moisés se llama Deuteronomio, que quiere decir. segunda ley, porque en ese libro se explica la Ley 1, se inculca, se amplía y se da a conocer de nuevo <sup>2</sup>. Todo esto se desarrolla en tres grandes discursos que Moises pronunció delante de Israel en los campos de Moab, frente a Jerico, en el año cuarenta, el primer día del mes undécimo 3, o sea, poco antes de reunirse con sus padres : exhorta en ellos a Israel de una manera eficaz e impresionante a la inquebrantable fidelidad a Dios y al exacto cumplimiento de la Ley-

En el primer discurso (caps. 1-4) repasa Moisés la conducta de Israel durante los cuarenta años del viaje por el desierto, dando instrucciones y avisos saludables. En el segundo discurso (caps. 5-26) inculca a los israelitas la Ley, Pero en los capítulos 12-26 las exhortaciones van mezcladas con preceptos complementarios y ampliativos acerca de las relaciones con Dios, constitución del Estado israelita, vida, propiedad en tiempo de paz y de guerra, relaciones familiares civiles y religiosas, y ofrendas de diezmos y primicias. Según I Reg. 10, 25, fueron obra de Samuel, quien los incorporó a la Ley de Moisés. El tercer discurso (caps. 27-30) tiene por objeto fortalecer a Israel en el pacto con Dios, disponiendo que se erigiesen monumentos de piedra en la tierra prometida, promulgando bendiciones y maldiciones, y exhortando al cumplimiento de la Alianza y a la penitencia, si alguna vez el pueblo llegaba a incurrir en la cólera divina. — La última parte del libro (caps. 31-34) relata las postrimerías de Meisés 1 como nombró a Josué por sucesor suyo y encomendo a los levitas la Ley; sigue luego el canto profético de Moisés, su bendición y una breve noticia acerca de su muerte.

La crítica moderna cree encontrar en el Deuteronomio la clave de los libros de Moisés. Afirma que el código legislativo contenido en los capítulos 12-20 es la parte primitiva del libro de la Ley, «encontrado» y puesto en vigor en tiempo de Josías (año 622), y posteriormente aumentado y completado con introducciones y complementos. En defensa de la teoría, la crítica sólo puede aducir casi exclusivamente criterios internos. Pero por criterios internos y externos se ha llegado a determinar con certeza que Moisés es el autor (cfr. núm. 30). Puede admitirse que el libro fuera posteriormente completado (por Josué y Samuel); pues el código de los capítulos 12-26 del Deuteronomio se aparta en ciertos puntos de las leyes del Exodo, Levítico y Números, y supone un estado político y religioso análogo al de la época de los Jueces y especialmente a la situación del tiempo de Samuel y de la lucha con los filisteos. Lo primitivo y de origen mosaico pudieron ser los discursos de los capítulos 1-12 junto con las bendiciones y maldiciones del capítulo 28; los cuales se unieron al relato de la segunda Alianza (cap. 29 a 31, 13) y al de la muerte de Moisés y quedaron insertados dentro de la narración histórica que comienza en Ex. 1, 1. De donde habría que admitir que en los capítulos 12-26, junto a las leyes de auténtico origen mosaico, hay otras que se atribuyeron a él o fueron puestas en boca suya, por haber sido dictadas e incorporadas a la obra por hombres de prestigio, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en consonancia con el espíritu y autoridad de Moisés v en armonía con las leves establecidas por aquel hombre de Dios.

De las magnificas exhortaciones del primer discurso entresacamos los párrafos que siguen. Tras una breve recapitulación de los sucesos

traba refugio seguro hasta tanto que, examinada judicialmente su causa, si el homicidio había sido premeditado, se le entregaba al vengador (cfr. núm. 347), o se le castigaba con la pena de muerte pero si se demostraba la inocencia, podra permanecer en la ciudad de refugio, sin que nadie le molestase, hasta la muerte del sumo sacerdote, y entonces se le permitía regresar a su patria (Num. 35,

tase, nasta la muerte del sumo saccrotte, y entonces se le perintua regresar à su patria (Num. 35, 6 11 ss. Deut. 1, 4 1; 19, 2 9, 10s. 20, 2 ss.).

<sup>1</sup> Cfr. Deut. 1, 4 <sup>2</sup> Deut. 17, 18; cfr. núm. 393.

<sup>3</sup> Deut. 1, 3, 5.

<sup>4</sup> El canto profético de Moisés fué anotado por él mismo (cfr. Deut. 31, 19 22), como también lo fué, sin duda, su bendición. Con esto y la breve noticia de la muerte de Moisés acaba el Pentateuco.

<sup>5</sup> Cfr. Weiss, Das Buch Exodus XVIII ss.; Pope, The date of the composition of Deuteronomy (Roma 1911); Hummelauer, Comm. in Deut. 1-59 y Zum Deuteronomium, en BSt VI 15 ss.; Euringer, Der Streit um das Deuteronomium, en BZF IV 8.

y del gobierno de la divina providencia, desde la salida de Egipto hasta el nombramiento de Josué, prosigue Moisés:

alhora bues, Israel, ove los preceptos y los juicios que vo te enseño, para que, cumpliéndolos, vivas, y entres en posesión de la tierra que el Señor. el Dios de vuestros padres, os ha de dar. No anadiréis a la palabra que os hablo, ni quitareis de ella. Guardad los mandamientos del Señor Dios vuestro, que vo os intimo. - Sabéis que vo os he enseñado los preceptos y derechos, como el Señor mi Dios me lo mandó; observadlos, pues, en la tierra que habéis de poseer, guardadlos y ponedlos por obra. Porque ésta será vuestra sabiduría e inteligencia delante de los pueblos, para que ovendo todos estos preceptos digan: Ved aquí un pueblo sabio v entendido, gente grande. Ni hay otra nación tan grande que tenga tan cerca de sí a los dioses, como el Dios nuestro está cerca de nosotros. Porque ¿dónde hay gente tan ilustre que tenga ceremonias y justos mandatos v toda la Ley, que voy vo a exponeros hoy delante de vuestros ojos? Guárdate, pues, a ti mismo y guarda tu alma con solicitud, y no te olvides de las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y nietos, desde el día en que estuviste delante del Señor Dios tuvo en Horeb, cuando el Señor me habló, diciendo: Tráeme ese pueblo, para que oigan mis palabras y aprendan a temerme todo el tiempo que vivan en la tierra, y enseñen a sus hijos. Y os llegasteis al pie del monte, que ardía hasta el cielo; y había en él tinieblas y nubes y oscuridad. Y os habló el Señor de en medio del fuego, y os anunció su Alianza, y los Diez Mandamientos que escribió en dos Tablas de piedra» 1.

«Ved que muero en esta tierra; no pasaré el Iordán. Vosotros lo pasaréis. v posecréis una tierra hermosa. Guardaos de olvidar jamás el pacto que hicisteis con el Señor, vuestro Dios. Yahve, tu Dios, es un Dios misericordioso; no os abandonará. Volved si no a los lejanos siglos, hasta los días en que Dios creó al hombre sobre la tierra, y preguntad de oriente a occidente si jamás se ovo decir que pueblo alguno ovese la voz de Dios de en medio del fuego, como la oisteis vosotros, sin perder la vida; o que Dios viniese de propósito a escoger para sí un pueblo de en medio de las naciones, con pruebas (Faraón), señales y portentos, peleando con mano fuerte y con visiones espantosas, como hizo Yahve con vosotros en Egipto a vista de todos vosotros, para que supierais que Yahve sólo es Dios y que no hay otro sino El. El os sacó de Égipto, vendo delante de vosotros con su gran poder, para destruir naciones grandisimas, más fuertes que vosotros, y daros en posesión la tierra de ellas». Guardad, pues, sus preceptos y mandamientos para que os vava bien, a vosotros y a vuestros hijos después de vosotros, y permanezcáis mucho tiempo sobre la tierra, que el Señor tuvo re ha de dar» 2.

El segundo discurso de Moisés encierra multitud de hermosísimas enseñanzas y conmovedoras exhortaciones. Comienza así:

«Oye, Israel, las ceremonias y juicios que yo hablo hoy a vuestros oídos; aprendedlos y cumplidlos. Yahve, nuestro Dios, hizo alianza con nosotros en Horeb . No hizo pacto con nuestros padres, sino con nosotros que ahora somos v vivimos 4. Cara a cara nos habló en el monte de en medio del fuego. Yo entonces fui intérprete y medianero entre el Señor y vosotros, para anunciaros sus palabras. Porque temisteis el fuego, y no subisteis al monte; y dijo: Yo sov Yahve, tu Dios, etc. 5. Guarda el día del sábado, para santificarlo, como te lo mandó el Señor Dios tuyo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras. El día séptimo es día de sábado, esto es, el descanso del Señor Dios tuyo. Ninguna obra harás en él, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni alguna de tus bestias, ni el extranjero que está dentro de tus puertas ; para que descanse tu siervo, y tu sierva, como también tú. Acuerdate que tu también fuiste siervo en Egipto, y que te sacó de allí Yahve, tu Dios,

Dead. 4, 1 ss.; cfr. num. 285 ss. Dead. 4, 22 sc. 3) ss.; cfr. num. 242 ss., 372, 375, 387. Es decir, en el Sinai; cfr. num. 281-288.

Con los que entonces tenían menos de 20 años, a excepción de Moises, Josué y Cal b.
 Deut. 5, 1-6; sigue luego la repetición del primero y segundo mandamiento, versiculo 7-41.

Deut. 6, 5-6; 7, 2-18; 9, 1-6 50. SEGUNDO DISCURSO DE MOISÉS 333

con mano fuerte, y con brazo levantado. Por esto te mandó que guardases

el día de sábadon L

aOye, Israel; Yahve, Dios nuestro, es el único Señor. Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con todos tus fuerzas. Y estas palabras, que te mando yo hoy, estarán en tu corazón; y las contaras a tus hijos, y las meditarás sentado en tu casa, y andando por el camino, al ir a dormir, y al levantarte. Y las atarás como por señal en tu mano, y estarán entre tus ojos, y las escribirás en el umbral y en las puertas de tu casan<sup>2</sup>.

- 391. «Leuérdate de todos los caminos por donde te ha traído el Señor Dios tuvo por cuarenta años en el desierto, para probarte. Te afligió con hambre, y te dió por alimento el maná, que no conocías tú ni tus padres; para mostrarte que el hombre no vive de soto ban, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios-Tu vestido, con que te cubrías, no se consumió por ser viejo, ni tu calzado se estropeó 3; y he aquí que es el año cuadragésimo. Para que recapacites en tu corazón, que a la manera como un hombre instruye a su hijo, así te instruyó a ti el Señor Dios tuvo, para que guardes los mandamientos del Señor Dios tuvo, y andes en sus caminos, y le temas. Porque el Señor Dios tuvo te introducirá en una tierra buena, tierra de arrovos y de aguas y de fuentes; en cuvos campos y montes salen ríos de los abismos; tierra de trigo, de cebada, y de viñas, en la que se crian higueras, y granados, y olivos; tierra de aceite y de miel, donde sin escasez alguna comerás tu pan, y gozarás en abundancia de todas las cosas; cuyas piedras son hierro 4, y de sus montes se extraen los metales de cobre. A fin de que cuando hubieres comido y te hubieres saciado, bendigas al Señor Dios tuvo por la bellísima tierra que te dió. Está alerta y cuida de no olvidarte jamás del Señor Dios tuvo, ni despreciar sus mandamientos v juicios y ceremonias que hoy te prescribo; no sea que después de haber comido y de haberte saciado, y de haber edificado casas hermosas y habitado en ellas, y adquirido vacadas y hatos de ovejas, abundancia de plata y oro, y de todas las cosas, se engría tu corazón y no te acuerdes del Señor Dios tuyo que te saco de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, y te condujo por un desierto vasto y espantoso, donde había escorpiones y serpientes venenosas que abrasaban con su aliento; y estando todos a punto de desfallecer, sacó arrovos de una piedra muy dura; y después de haberte afligido y probado, por último tuvo misericordia de ti, para que no dijeras en tu corazón: mí fortaleza y la robustez de mi mano me granjearon todas estas cosas; antes te acuerdes del Señor Dios tuvo, que te dió la fortaleza; y así cumpla El en ti su pacto» 4.
- 392. «Oye Israel: Tú vas a pasar el Jordán, para subyugar naciones muy numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes cuyos muros llegan hasta ecielo (es decir, muy altas y fortificadas), un pueblo fuerte y de gran estatura, los hijos de los enakitas , que tú mismo viste y oíste, a quienes ninguno puede resistir frente a frente. Sabrás, pues, el día de hoy, que el Señor Dios tuyo pasará El mismo delante de ti como fuego devorador y consumidor, que los ha de quebrantar y arruinar y destruir en poco tiempo en tu presencia, como te lo ha prometido. No digas en tu corazón, cuando el Señor Dios tuyo los hubiere destruído delante de ti: Por mi justicia me ha introducido el Señor en la posesión de esta tierra, siendo cierto que por sus impiedades fueron destruídas. Porque no por tus justicias y rectitud de tu corazón entrarás a poseer su tierra; sino porque ellas procedieron impíamente, han sido destruídas al entrar tú?, y porque el Señor cumpliera su palabra, que dió con juramento a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Sabe, pues, que no por tus justicias te ha dado el

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Deut, 5, 43, 15; sigue en los versfeules 16, 2) la repetición de los demás mandamientos; a continuación las manifestaciones del pueblo arriba mencionadas (num. 3(7) y la respuesta del Señor (VIF-sicules 23-2a).

Deut. 6, 4 s.; cfr. num. 337.

Cfr. nem. 273, 274.
 Un país que tiene minas de hierro en abundaceia, especialmente en Basán, all'aide el Jordán de país para 150.

<sup>\*\*</sup> Deut. 8, 2-18; cfr. num. 275, 354, 300, 374. Å las diez tenraciones de sus padres en el de l'ito ccfr. núm. 202, 270-275, 202, 354, 355, 360) hasta que fueron completamente reprobados, había añadid la nueva generación cuatro (cfr. núm. 365 369 374 385).

Cfr. núm. 360.

Los pueblos de allende el Jordán estaban ya vencidos (cfr. núm. 375); lo mismo había de accentecer con los de la región occidental (Deut. 12, 2 88.; cfr. núm. 387).

Señor Dios tuvo esta excelente tierra en posesión: bues eres un bueblo de durísima cerviz. Acuérdate y no te olvides que provocaste a ira al Señor Dios tuyo en el desierto. Desde aquel día que saliste de Egipto hasta este lugar, has sido siempre testarudo contra el Señoro 1.

al Señor Dios tuyo, sino que temas al Señor Dios tuyo, sino que temas al Señor Dios tuvo, y andes en sus caminos, y le ames, y que sirvas al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, y con toda tu alma, y guardes los mandamientos del Señor

y sus ceremonias que vo te prescribo hoy, para que te vaya bien?»

«Vuestros ojos han visto todas las grandes maravillas que hizo el Señor, para que guardéis todos sus mandamientos que vo hoy os intimo, y podáis entrar a poseer la tierra, a la que vais a llegar, y viváis en ella largo tiempo; la que mana leche v miel, v la que prometió el Señor a vuestros padres v a su posteridad con juramento. Porque la tierra que entras a poseer, no es como la tierra de Egipto, de donde saliste, en la que después de arrojada la semilla, se conducen aguas de regadío, como en las huertas 3; sino que es de montes y de vegas, que esperan las lluvias del cielo. Y el Señor Dios tuvo siempre la visita, y sus ojos están sobre ella desde el principio del año hasta su fin» 4.

«Si obedeciereis, pues, a mis mandamientos que hoy os intimo, amando al Señor Dios vuestro, y sirviéndole de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma dará El a vuestra tierra la lluvia temprana y tardía d, para que cojáis trigo, v vino, v aceite, v heno de los campos para apacentar las bestias, v para que vosotros comáis y os saciéis. Guardaos, no sea que vuestro corazón sea engañado, v os apartéis del Señor, y sirváis a dioses ajenos, v los adoréis; v airado el Señor cierre el cielo, y no caigan lluvias, ni la tierra produzca su fruto, v seáis luego exterminados de la tierra fertilísima, que el Señor os ha de dar. Grabad éstas mis palabras en vuestros corazones y en vuestras almas, y traedlas atadas para memoria en vuestras manos, y pendientes entre vuestros ojos. Enseñad a vuestros hijos a meditarlas, ora estuviereis sentados en vuestras casas, ora anduviereis por el camino, y cuando os acostareis y levantareis. Las escribiréis en las jambas y puertas de vuestras casas» 7.

393. «Si estando pendiente ante ti una causa, hallares ser difícil y dudosa la sentencia... marcha y acude al lugar que habrá escogido el Señor Dios tuyo. Y te encaminarás a los sacerdotes del linaje de Leví, y al que fuere juez en aquel tiempo; y les consultarás, y te manifestarán cómo has de juzgar según verdad. Y harás todo lo que dijeren los que presiden en el lugar que escogiere el Señor, y todo lo que te enseñaren según su ley; y seguirás su parecer sin torcer ni a la diestra ni a la siniestra. Mas el que se ensoberbeciere, no queriendo obedecer al mandamiento del sacerdote que en aquel tiempo está sirviendo al Señor Dios tuyo, ni al decreto del juez, ese tal morirá, y quitarás el mal de Israel; y todo el pueblo al oírlo temerá, para que ninguno en adelante se ponga hinchado de soberbia» .

«Cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor Dios tuvo te dará, y la poseveres y habitares en ella, y dijeres: estableceré un rey sobre mi , como lo tienen todas las naciones que están alrededor; pondrás a aquél que escogiere el Senor Dios tuvo del número de tus hermanos. No podrás nombrar rev a hombre de otra nación, que no sea tu hermano. Y una vez que fuere establecido, no multiplicará sus caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto, engreído

<sup>1</sup> Deut. 9, 1-7; efr. núm. 391.

Dent. 10, 12 s.

En lubreo: acuando te veías obligado a sembrar la simiente y regar (el campo) con tus pieso, es decir, arrastrando el agua con gran fatiga o dándole a la noria con el pie.

Deut. 11, 7-12. C(r. núm. 390.

Cfr. núm. 136.

Deut. 11, 13-20; cfr. núm. 370.

Deut. 11, 13-20; cfr. núm. 370.

Deut. 12, 13-20; cfr. núm. 370.

Deut. 13, 13-20; cfr. núm. 370.

Según tradición y práctica de los judios, este juez era el sumo sacerdote. Trátase en nuestro pasaje de un tribunal supremo que resolvía en última instancia las causas más difíciles e importantes, especialmente las que tocaban a la religión. Fallaba la sentencia el sumo sacerdote, solo o asistido de un Consejo, que él presidia y en el cual su voto era decisivo. Este Conscio Supremo se llamó después del destierro «La Gran Sinagoga», y más tarde «Sanedrín» o «Concone o oupremo se namo oespues del destierro «l.a Gran Sinagoga», y más tarde «Sanedrim» o «Concilio» ivéase núm, 725). El sumo sacerdote estaba dotado del don de projecía para ejercer estas funciones (cfr. núm, 350; Ioann. 11, 51). Cúmplese la figura en el magisterio infalible del sumo pontífice de la Iglesia, el Papa. Más pormenores en Heinrich, Dogmat. Theologie II 257 ss.

« Cfr. núm, 347.

por el número de su caballería 1; mayormente, teniéndoos mandado el Señor que nunca más volváis por el mismo camino. No tendrá muchas mujeres 2 que con halagos se enseñoreen de su corazón, ni sumas inmensas de oro y plata. Y desnués que estuviere sentado en el solio de su reino, escribirá para si una copia de esta lev en un libro, recibiendo un ejemplar de los sacerdotes de la tribu de Leví, y lo tendrá consigo, y lo lecrá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor Dios suvo, y a guardar sus palabras y ceremonias que están mandadas en la Ley; y para que su corazón no se ensoberbezca sobre sus hermanos, ni se desvie a la diestra ni a la siniestra; a fin de que reine él, y sus hijos, largo tiempo sobre Israel» 3.

394. «Los sacerdotes y levitas, y cuantos son de la misma tribu, no tendrán parte ni heredad con el resto de Israel; porque se han de sustentar de los sacrificios del Señor y de sus ofrendas. Y ninguna otra cosa tomarán de lo que posean sus hermanos: porque el mismo Señor es su heredad, como se lo tiene

«Cuando hubieres entrado en la tierra que te dará el Señor Dios tuvo, guárdate de querer imitar las abominaciones de aquellas gentes; y que no se halle entre vosotros quien purifique a su hijo o a su hija pasandolos por el fuego (de Moloc), o quien pregunte a adivinos, y observe sueños y agueros, ni quien sea hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los pitones o adivinos, o busque de los muertos la verdad. Porque todas estas cosas son abominables al Señor, v por haber cometido tantas maldades aquellos pueblos, acabará con ellos a tu entrada. Has de ser perfecto y sin mancilla con el Señor Dios tuvo. Esas gentes, cuva tierra poseerás, dan oídos a agoreros v a adivinos; mas tú has sido instruído diversamente por el Señor Dios tuvo. Tu Señor Dios te suscitará de tu nación v de entre tus hermanos un Profeta como vo; a él oirás, según demandaste al Señor Dios tuvo en Horeb, cuando se congregó el pueblo, y dijiste: No oiré de aguí en adelante la voz del Señor Dios mío, ni veré va más este fuego espantoso, porque no muera. Y el Señor me dijo: Levantaré para ellos (un) profeta de en medio de sus hermanos semejante a ti, v pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que vo le mandare. Mas el que no quisiere oir sus palabras que hablará en mi nombre, experimentará mi venganza. Mas el profeta que, corrompido de presunción, quisiere hablar en mi nombre lo que vo no le he mandado decir, o hablare en nombre de dioses ajenos, perecerá. Y si preguntas: ¿cómo reconocer que el Señor no ha hablado? esto tendrás por señal: si lo que aquel profeta hubiere vaticinado en el nombre de Yahve, no se verificare, esto no lo habló Yahve, sino que se lo forjó el profeta por orgullo de su corazón; y así no le temas» 6.

<sup>1</sup> En hebreo: «para multiplicar sus caballos». No ha de ser conquistador. Los israelitas hablaron repatidas veces a Moisés de volver a Egipto. Más tarde ya no se acordaron de ello.

A la manera de los paganos, particularmente de los príncipes.

Deut. 17, 14-20.
Deut. 18, 1 s ; cfr. núm. 323.

profetismo en general, después de haber tratado sucesivamente de los demás estados u oficios (jueces, reyes, sacerdotes). El contraste que stablece con los demás pueblos, y los caracteres que señala para reyes, sacerdotes). El contraste que establece con los demás pueblos, y los caracteros que señala para distinguir al profeta, demuestran que se trata de una institución docente fija, que debía de existir, además del sacerdocio, desde los tiempos de Moisés. Pero en la promesa del profetismo va incluído el Gran Profeta y mediador de la Nueva Alianza (Hebr. 0, 15 ss.); porque algo quiere significar el texto en el singular (un profeta, gramaticalmente: un profeta de tiempo según las necesidades lo requieran). Acerca de esto el Nuevo Testamento no deja lugar a duda, antes bien, declara que los judíos entendieron la profecía del Mesías. El mismo Salvador dice a este propósito que Moisés escribió de Al (Icann. 5, 45 ss.; cfr. 12, 48 ss.); Félipe, en el momento mismo de su vocación, reconoce da aquel de quien escribieron Moisés y los profetasos (Icann. 1, 45); y el pueblo prorrumpe lleno de gozo: «Este es verdaderamente el Profeta que ha de venir al mundo» (Icann. 6, 14); los mismos samaritanos que no admittan los libros proféticos, fundaban en este pasaje su expectación mestacia (cfr. Icann. 4, 25). Acerca del anuncio del Gran Profeta cfr. Reinke, Beiträge IV 314 ss.; Hummelaner, Comm. in Dent. 27-277 ss. Los samaritanos et pasaje en u exte o solo en Deut. 18, 15, sino también Deut. 372-377 ss. Los samaritanos tenían este pasaje en su texto, no sólo en Deut. 18, 15, sino también después de Exod. 20, 21 ss., y lo interpretan del Mesías, a quien llaman Ta'eb, es derir, el que convierte a los hombres y los guía por el camino, el bien y de la verdad, para que sean un camino, esto es, una religión. También es cierto que vinculaban a la persona de Ta'eb esperanzas políticas y materiales análogas a las que aparecen en la literatura apócrifa de los últimos siglos antes de Jesucristo. Por otra parte el pasaje de san Juan 4, 25 supone que no desconocían los samaritanos el nombre de Mesías, el ungido. (Cír. ZDPV 1885, 152; Merx, Der Messias oder Ta'eb der Samaritaner, en el suplemento 18 [1909] de ZAW).

En el tercer discurso (cap. 27-30) termina Moisés de repetir e inculcar la Ley. Entresacamos los párrafos siguientes:

«Si overes ta voz del Señor Dios tuyo para cumplir y guardar todos sus mandamientos que vo te intimo hoy, el Señor te ensalzará sobre todas las gentes que hay sobre la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas vendiciones, con tal que escuches sus mandamientos. Serás bendito en la ciudad, v bendito en el campo. Bendito el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias; benditos tus graneros, y benditas tus provisiones. Serás tú bendito cuando entres y cuando salgas. — El Señor te pondrá a la cabeza, y no a la

cola: y estarás siempre encima, y no debajo» (28, 1-6, 13).

«Pero si no quieres escuchar la voz del Señor Dios tuyo para guardar y cumplir todos sus mandamientos y ceremonias que vo te prescribo hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad. maldito en el campo, etc. El Señor enviará sobre ti hambre y carestía, y maldición sobre todas tus obras que tú hicieres, hasta desmenuzarte y exterminarte en poco tiempo a causa de tus malísimas invenciones, por las cuales me abandonaste. Anadirá el Señor sobre ti pestilencia, hasta raerte de la tierra, a cuya posesion te encaminas. El Señor te herirá con pobreza y calentura, con frío v calor v sequedad, con aire corrompido v con añublo, v te perseguirá hasta que perezcas. Tornaráse de bronce el cielo que está sobre ti; y de hierro la tierra que pisas» (28, 15-23).

«El Señor te llevará a ti, y al rey que establecieres sobre ti, a una gente que no conoces tú, ni tus padres, y servirás allí a dioses ajenos, al leño y a la piedra 1. Y quedarás perdido, para ser fábula y ludibrio de todos los pueblos adonde el Senor te llevare. — El Senor te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta sus fines; y servirás allí a dioses ajenos que ni tú conoces ni tus padres: a leños y a piedras. Ni tendrás descanso entre aquellas gentes, ni hallará reposo la planta de tu pie. Porque el Señor te dará allí un corazón medroso, y o os desfallecidos, y un alma consumida de tristeza; y estará tu vida como colgada delante de ti. Temerás noche y día, y no confiarás de tu

vida» (28, 36 s., 64-66).

aCuando vinieren, pues, sobre ti todas estas cosas, la bendición o la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en tu corazón en medio de todas las gentes por las que te haya esparcido el Señor Dios tuyo, y te convirtieres a El, y obedecieres a sus mandamientos con tus hijos de todo tu corazón, y de toda tu ánima, como yo hoy te lo intimo; el Señor Dios tuvo te hará volver de tu cautiverio, y tendrá misericordia de ti, y te congregará de nuevo de todos

los pueblos por donde antes te desparramó» (30, 1-3).

a Este mandamiento que yo te intimo hoy, no está sobre ti, ni lejos de ti, ni situado en el cielo, de manera que puedas decir: ¿Quién de nosotros puede subir al cielo, para que nos lo traiga, y le obedezcamos y lo pongamos por obra? Ni está más allá de la mar, para que te excuses y digas: ¿Quién de nosotros podrá pasar la mar y traerlo hasta nosotros, para que podamos oír y hacer lo que está mandado? Sino que está muy cerca de ti la palabra, en tu boca, y en tu corazón, para que la ejecutes. Considera que hoy he puesto a tu vista la vida y el bien, y por el contrario la muerte y el mal. — Llamo hoy por testigos al cielo v a la tierra, que os he propuesto la vida v la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú, y tu posteridad; y ames al Señor Dios tuyo, y obedezeas a su voz, y le sigas (porque El es tu vida y la longitud de tus días); para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac v Jacob que les había de dar» (30, 11-15, 10-20).

396. Luego se despidió Moisés del pueblo diciendo: «De ciento y veinte años soy en este día, y ya no puedo salir ni entrar delante de vosotros, y sobre todo, que el Señor me ha dicho: No pasarás ese Jordán. Y así, el Señor Dios vuestro irá delante de vosotros. El acabará con todas estas gentes en vuestra presencia y las conquistaréis. Y en su nombre irá Josué delante de vosotros, como ha dicho el Señor. Portaos varonilmente

¹ Diez tribus transportadas a Asiria se perdieron casi por completo entre los gentiles; las otras, cautivas en Babilonia, no se mantuvieron del todo alejadas de la idolatría.

y con fortaleza. No temáis ni os amedrentéis a su vista, porque el Señor mismo es vuestro caudillo y no os abandonará». Llamó luego a *Iosué* y le dijo delante de todo Israel: «Sé varonil e intrépido, porque tú introducirás a este pueblo en la tierra que el Señor juró a sus padres que les había de dar, y tú se la repartirás por suerte. Y el Señor, que es vuestro guía, El mismo será contigo, no te dejará ni te desamparará; no temas, ni te amendrentes».

Encomendó luego Moisés a los sacerdotes y Ancianos de Israel velasen por la guarda de la Lev que él había escrito en un libro 1 (juntamente con los principales acontecimientos de la divina providencia), y les mandó que cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los Tabernaculos, se levese a todo Israel, hombres y mujeres, niños y extranjeros que con ellos viviesen: «para que teman al Señor y guarden todas las palabras de la Ley».

Dijo después el Señor a Moisés: «Mira, ha llegado ya el día de tu muerte: Llama a Iosué, y presentaos los dos en el Tabernáculo de la Alianza, para que le de mis órdenes». Así lo hizo. Aparecióse el Señor a la puerta del Tabernáculo en la columna de nube, y dijo a Moisés: «Mira, tú vas ya a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y se prostituirá a dioses ajenos 2 en la tierra, a la que va a entrar para habitar en ella ; allí me abandonará v quebrantará la Alianza que he concertado con él. Y mi furor se enardecerá contra él en aquel día; y le abandonaré, y esconderé de él mi rostro, y será consumido; caerán sobre él todos los males y afficciones en tanto grado, que dirá en aquel día: verdaderamente, porque no está Dios conmigo me han sobrevenido estos males. Y asi, escribios ahora este cántico (cfr. núm. 397), y enseñadlo a los hijos de Israel, para que nunca lo olviden, y me sirva de testimonio contra ellos, especialmente cuando sobrevengan a Israel males y desastres». Escribió, pues, Moisés el cántico, y lo enseñó a los hijos de Israel. Mas a Josué dijo el Señor: «Esfuérzate, y sé valiente; porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les he prometido; que yo seré contigo».

Luego, pues, que Moisés escribió las palabras de esta ley en un libro y lo completó<sup>3</sup>, mandó a los levitas que llevaban el Arca de la Alianza del Señor 4, diciendo: «Tomad este libro y ponedlo a un lado del Arca de la Alianza del Señor Dios vuestro , para que sirva alli de testimonio contra ti. Porque yo sé tu terquedad y tu durísima cerviz. Aun viviendo yo y conversando con vosotros os habéis siempre conducido contenciosamente contra el Señor; ¿cuánto más después que yo hubiere muerto?» Mandó luego reunir a todo el pueblo y pronunció delante de él las palabras de este cántico 6:

«Oíd, cielos, lo que hablo; oiga la tierra las palabras de mi boca. Derrámese como lluvia mi doctrina:

Se discute sobre si este pasaje alude a la ley contenida en el Deuteronomio, o a todo el Penta-feuce. Pero aunque aesta ley» se refiera sólo al Deuteronomio (como parece suponer el hecho de leerse en la fiesta de los Tabernáculos, pues no es creíble que se leyese todo el Pentateuco), sin embargo, lo que se dice en el versículo 24, unido a lo del Exod. 7, 14; 34, 27, indica que Moisés escribió y terminó toda la Ley en un libro.

<sup>\*</sup> Expresión consagrada para indicar la apostasía idolátrica; porque la infidelidad de Israel para con Dios se puede comparar a la de la mujer o esposa, y porque la idolatría de los canancos iba mezclada con toda suerte de abominaciones y vergonzosas deshonestidades; cfr. num. 124.

\* Con su cántico (y bendición); cfr. núm. 396, 300.

\* Es decir a los sacerdotes, pues sólo a éstos estaba permitido llevar sobre los hombros el Arca del

Señor (cfr. núm. 351).

Cir. núm. 300. Cer. num. 306.

Capítulo 32. Para el texto hebreo cfr. BZ II 1 s.; para la estructura de las estrofas, Zenner, Die Chorgesange im Buche der Psalmen (Friburgo 1896) 76 ss. Ni del fondo ni del estilo se puede sacar un argumento contra la autenticidad del cántico (Hummelauer, Comm. in Deul. 513). Todos aprecian manimemente su mérito literario. La crítica racionalista trata de relegarlo por lo menos a una época posterior a Moisés, si no ya a la del destierro, fundándose en que el cántico revela una situación y un estado de cosas no diversos de los del tiempo de Acab y Elías, o del destierro, y en la semejanza de conceptos con los de Jeremías, Ezequiel y Deutero-Isías. Kautzsch (Die Heilige Schrift des AT) 296. Para la interpretación cfr. Thalhofer, Psalmenº 894.

descienda mi habla como rocio. como lluvia sobre yerba, y como llovizna sobre grama. Porque guiero invocar el nombre del Señor : dad gloria a nuestro Dios. Perfectas son las obras de Dios, v todos sus caminos justicia; fiel es Dios y sin ningún engaño, justo y recto. Pecan contra El en ignominia, y no son ya más hijos suyos. generación torcida y perversa».

«¿Así pagas al Señor, pueblo necio y mentecato? Por ventura no es El tu padre, que te poseyó, te hizo v te crió? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera todas las generaciones: pregunta a tu padre, v te lo declarará; a tus mayores, y te lo dirán».

«Cuando el Altísimo separó las gentes, cuando dispersó a los hijos [de Adán: fijó los límites de los pueblos segun el número de los hijos de Israel 4. Mas la porción del Señor es su pueblo. v Iacob, la herencia que le cupo. Hallólo en tierra verma, en lugar de horror y de vasta soledad<sup>2</sup>; El le guió y adoctrinó, y guardóle como la niña de sus ojos. Como el águila incita a volar a sus polluelos, y revolotea sobre ellos, así extendió sus alas, y le tomó, y le llevó sobre sus hombros».

«El Señor solo fué su caudillo; y no había con El dios ajeno. Establecióle sobre tierra alta, para que comiera de los frutos de los campos, para que chupara miel de las peñas, y aceite de roca muy dura; manteca de vacas y leche de oveias. con grosura de corderos y de carneros de Basán, con la medula del trigo; y para que bebiera sangre purísima de uvan.

«Engrosóse el (pueblo) favorito y se rebeló; engrosado, engorda-[do, ensanchado, Abandonó a Dios su Salvador. Provocáronle con dioses ajenos, y le movieron a ira con sus abomina-

ofrecieron sacrificios a los demonios, y no a Dios; a dioses que no [conocian,

nuevos y recién venidos, que no adoraron sus padres. Abandonaste al Dios que te engendró, te olvidaste del Señor tu Criador».

«Viólo el Señor y se encendió en cólera, por ser sus hijos e hijas los que le provocaron. Y dijo : Esconderé de ellos mi rostro, y veré su fin : porque son raza perversa, e hijos infieles. Se ha encendido el fuego de mi furor, v arderá hasta lo más profundo del infierno. Devorará la tierra con sus plantas, y abrasará los cimientos de los montes. Amontonaré males sobre ellos, y lanzaré contra ellos todas mis saetas.

<sup>1</sup> Es decir : desde el comienzo de los pueblos tenía Dios presente a su escogido, y dirigía de tal suerte el desarrollo de las maciones, que tocase entre ellas a Israel una parte proporcionada a su grandeza.

En hebreo Yeschurun, sobrenombre honorífico de Israel, un nombre de cariño, derivado de yaschar, justo. Viene a significar: pueblo escogido por Dios para la justicia y santidad y, por lo mismo, muy amado de El.

Serán consumidos de hambre; y los devorarán las aves con mordedura muy amarga !. Armaré contra ellos los dientes de las bestias; el furor de las serpientes que se arrastran por la tierra. Por de fuera los desolará la espada, y dentro el pavor, al mancebo y a la doncella, al lactante y al anciano».

«Dije: ¿Dónde están?
Borraré su memoria de entre los hombres.
Mas lo he diferido por causa del furor de los enemigos,
porque no dijeran engreídos sus enemigos:
Nuestra mano robusta, y no el Señor, hizo todo esto.
Gente es sin consejo, sin prudencia.
Oh si tuvieran sabiduría e inteligencia,
y previesen las postrimerías!
¡Cómo había de poder perseguir uno a mil, y dos poner en fuga diez mil!
De no haberlos su Dios vendido, y el Señor entregado.
Porque no es nuestro Dios como sus dioses;
testigo de ello son nuestros enemigos.
De la viña de Sodoma es su viña, y de los ejidos de Gomorra;
sus uvas, uvas de hiel, y sus racimos muy amargos;
hiel de dragones su vino, y veneno de áspides incurable» ².

«¿Pues no tengo yo reservadas todas estas cosas en mis adentros y [selladas en mis tesoros? 3]

Mía es la venganza, y yo les daré el pago a su tiempo, para que vacilen sus pies.

Cerca está el día de su perdición, y el plazo se apresura a venir.

Entonces juzgará el Señor a su pueblo, y será misericordioso con sus siervos.

Pues el Señor verá, cuando su mano haya perdido el vigor y desfallecieren los encastillados, y aun que los que quedaron se hu[bieren consumido.

Y dirá entonces 4. ¿Dónde están sus dioses, en los que tenían la con[fianza, de cuyas víctimas comían las grosuras, y bebían el vino de sus liba[ciones?]

Levántense, y vengan a vuestro socorro y os amparen en vuestra
[necesidad!»]

"Ved, pues, que yo soy único
y que no hay otro Dios fuera de mí;
yo quito la vida y yo hago vivir; hiero y curo;
y no hay quien pueda librar de mi mano.
Alzo mi mano al cielo y digo:
¡Vivo yo para siempre!
Si afilare mi espada como el rayo,
y mi mano se armare para hacer juicio,
tomaré venganza de mis enemigos, y daré su merecido a los que me
[aborrecen.

Embriagaré mis saetas en sangre, y mi espada devorará las carnes de los enemigos;

Las aves de rapiña devorarán sus cadáveres. El hebreo se puede traducir: fiebre (peste) les devorará con epidemia amarga, es decir, venenosa.

El Sentido est el Dios de Israel no es como los dioses de los paganos, que son impotentes. Los mismos enemigos de Israel, Faraón, los anadacitas, el rey de Arad, Sehén, Og, Bataam, se ven obligados a reconocerlo. Si alguna vez llegan a prevalecer los enemigos de Israel, sepan que esto viene de que en sus sentimientos (cepa) y acciones (racimos y vino) imitan a los habitantes de Sodoma y Gomorra.

Reservadas para el día de la vengaoza.

<sup>•</sup> Dios no aniquilará por completo a Israel, sino exterminará sólo a los impios: hará entrar en reflexión a su pueblo, lo convertirá y después de tomar venganza de los enemigos, lo reconocerá de nue-vo por suyo. Así este cántico acaba con una promesa consoladora.

en la sangre de los muertos y de los cautivos. en la sangre de los enomigos con la cabeza rapadan<sup>1</sup>.

«Alabad, gentes, a su pueblo, porque venga la sangre de sus siery toma venganza de sus enemigos. y es propicio a la tierra de su pueblo».

- 398. Después que hubieron pronunciado Moisés y Iosuć este cántico en presencia del pueblo, inculcó Moisés una vez más la guarda fiel de la Lev, de lo cual dependía la posesión de la tierra prometida. En el mismo día dijo el Señor a Moisés: «Sube a esa montaña de Abarim, al monte Nebo <sup>2</sup>, que está en la tierra de Moab, enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que vo he de dar a los hijos de Israel para que la posean; v muérete en el monte; porque luego que hubieres subido, serás incorporado a tu pueblo, al modo como Aarón, tu hermano, murió en el monte Hor y fué agregado a su pueblo<sup>3</sup>; porque prevaricasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de la Contradicción en Cades del desierto de Sin 1: y no me santificasteis entre los hijos de Israel, Verás de frente la tierra que vo daré a los hijos de Israel, y no entrarás en ella»
- 399 Esta es la bendición con la cual Moisés, el hombre de Dios. bendijo a los hijos de Israel antes de morir 5:

«Del Sinaí el Señor vino, y de Seir nació para nesotros: apareciósenos desde el monte Farán 6: v con El millares de santos 1. En su derecha la ley de fuego, Amó a los pueblos; todos los santos están en su mano; y los que se llegan a sus pies recibirán de su doctrina. Moisés nos prescibió la Ley, la dió por herencia a la multitud de Jacob. Dios mismo será el Rev en el justo \*, cuando los príncipes del pueblo se junten con las tribus de Israela.

«Viva Rubén, y no muera, y sea pequeño en número . Esta es la bendición de Judá: Ove, Señor, la voz de Judá, e introdúcele en su pueblo; sus manos combatirán por él; Dios es su protector contra sus enemi-Dijo asimismo a Leví: Tu perfección y tu doctrina ii para tu varón santo 12.

a quien probaste en la tentación 18 y juzgaste en las aguas de la Con-[tradicción;

Desprovistos, como prisioneros, de su ornamento capilar, signo de fortaleza.

<sup>4</sup> Cfr. núm. 380. Cfr. núm. 371.

<sup>\*</sup> Cfr. núm. 370.

<sup>°</sup> Como en otro tiempo bendijera Jacob a sus hijos (cfr. núm. 224). Ni del estilo ni del fondo se puede sacar argumento en contra de la autenticidad de la bendición de Moisés; por el contrario, ambos hablan en pro de su mucha antiguedad. Posible es, sin embargo, que las palabras de la bindicion mosaica, que solían recitarse publicamente en ocasiones solemnes, hubiesen experimentado alguna elaboración poética y adiciones explicativas : indicio de esto son, al parecer, las frases de la introducción cianoración poetica y adiciones expircativas; indicio de esto son, al parecer, las trases de la intreducción y del remate. Hummelauer, Comm. in Deut. 538. La crítica racionalista admite un núcleo antiguo, no amerior a la época de los Jueces; pero epina que la bendición completa es del tiempo de la cautividad. Kautzsch, Die Heilige Schrift des AT 323. Gressmann, Die Schriften des AT 1/2, 175/8 88.

Ser . montañas de Idunea (cfr. mm. 176), y Faran, en el límite del desierto del mismo nombre (números 281, 374, 372), estan al nordeste y norte del Sinaí. De la lejanía, de las alturas de esas montañas venna la majestad de Dios, que Israel contempló en el Sinaí (no medio de espantosa tempestad);

romero 285.

En hebreo: Santas miriadas, es decir, incumerables ángeles tefr. num. 51, 185).

En hebreo Yeschurun, pigina 338, pota 3.

<sup>\*</sup> Cfr. Gen. 40, 4 Escucha la plegarias de Judá, cuando luch por su pueblo, Israel, e implore feliz regreso

<sup>(</sup>cfr. num. 224).

11 El Urim y Tummin, la más alta distinción de la tribu de Leví en la persona del sumo pontifice (cf. núm. 224).

12 Aarón. (cfr. núm. 318).

4 Aarón.

En hebreo en Massa, cuando el pueblo murmuró por la falta de agua; lo cual fué para Moises y

el cual 1 dijo a su padre v a su madre: No os conozco; v a sus hermanos: No sé quién sois: y no conoció a sus propios hijos Estos 2 cumplieron tu palabra y guardaron tu pacto; tus juicios, oh Jacob, v tu Lev, oh Israel ... Cuando te enoias ponen el incienso, y holocausto sobre tu altar !. Bendice, Señor, su <sup>3</sup> fortaleza, y recibe las obras de sus manos Hiere las espadas de sus enemigos; y los que le aborrecen, no se Flevanten».

Y sigue bendiciendo a las demás tribus , terminando con estas palabras 7

«No hay otro Dios como el Dios del justo (de Israel) \* El tiene su trono arriba en el cielo. El es tu protector. El, cuva majestad se cierne en las nubes. Su morada en lo alto, y acá abajo sus brazos eternos ": El arroja de tu presencia al enemigo y le dice; aniquilado seaso.

«Habitará Israel seguro y solo: Los ojos de Jacob miran a una tierra repleta de trigo y de vino. y su cielo se oscurece por el rocio. Bienaventurado eres tú, Israel; ; quién como tú? : Oh pueblo, que eres dichoso en el Señor. escudo de tu salvación y espada de tu gloria! te negarán tus enemigos 10: y tú les pisarás la cerviz»,

400. Subió, pues, Moisés de las campiñas de Moab al monte Nebo. a la cumbre de Fasga 11, enfrente de Jericó; y mostróle el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, v toda Neftali, v la tierra de Efraim v de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar, y la parte meridional, y los dilatados campos de Jericó, ciudad de las palmas, hasta Segor 12; y dijole el Señor: «Esta es la tierra por la que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu linaje la daré. La has visto con tus ojos, mas no pasarás a ella».

Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en tierra de Moab, como el Señor lo había mandado. Y enterrósele en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Fogor; y no supo hombre alguno su sepulcro hasta el día de hov 18. Ciento veinte años tenía Moisés cuando murió; no se ofuscó su

Aaron una prueba que supieron soportar (núm. 275); otra cosa fué en la segunda prueba, en el agua de la Contradicción» (cfr. núm. 370).

<sup>1</sup> El cual, llevado del celo por la gloria de Dios, sacrificó les sentimientos naturales hacia sus hijos

y su tribu (cfr. núm. 294).

Los levitas. En hebreo: «ellos euseñan a Jecob tu justicia, tu ley a Israelo, como si dijera: en recompensa de su fidelidad, ellos son los maestros y guías espirituales del pueblo.

En explación. De Leví, de los levitas; este último deseo se cumplió de una manera espléndida en los Macab os,

levitas que con tanto denuedo y acierto lucharon contra los gentiles por defender la Ley santa de Dios. Pasa por alto a someon, tal vez por haberse esta tribu señalado en las abominaciones madianttas (cfr. núm. 352, 385).

Deul. 33, 27 ses.
En hebreo Yeschurun, véase página 338, nota 3.
Su poder se extiende desde el ciclo hasta el abismo, abarca el universo.
No querrán saber de ti; — en hebreo: serán hipócritas contigon, por miedo aparentarán ser amigos tuvos.

amigos tuyos.

W. Cfr., núm. 580. — En la cumbre del monte que actualmente lleva el nombre de Djebel Siyara (Fasga) se ven las ruinas de una iglesia de Moises, de que hace mención la peregrina Silvia sirglo iv d. Cr.). Cfr. Kalt, Nebo. Phasga, Phogor und Bamoth-Bual (Maguncia 1914) 29 ss.

Por consiguiente, todo el país de uno y otro lado del Jordan; cada región se designa por el nombre de las tribus que la han de ocupar; lo cual podía ya hacerlo Josue que pocos años después repartió el

país. — Acerca de Segor cfr. núm. 156.

Del texto no se sigue que Moisés subiera al monte solo y muriese sin testigos. Su sepulcro había de quedar ignorado, lo cual no era obstáculo para que algunos hombres de confianza presenciaran su muerte; como sucedió más tarde cuando Jeremías e-condió el Arca de la Alianza en presencia de testigos y, sin embargo, el lugar quedó ignorado (H Mach. 2, 7). La expresión hebrea correspondiente a vista, ni se movieron sus dientes 1. Y lloráronle los hijos de Israel por espacio de treinta días en las campiñas de Moab; y se cumplieron los días del duelo por Moisés.

401. Josué, hijo de Nun, fué lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sobre él las manos 2. Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Dios les había mandado. Y de allí en adelante no surgió en Israel un profeta como Moisés, con quien el Señor hablaba cara a cara, y por cuyo medio hizo todos aquellos prodigios y portentos en Egipto, todas aquellas maravillas realizadas por Moisés a vista de todo Israel.

No lué Moisés un projeta como otro cualquiera de los que habían precedido o vinieron después de el ; ni tan sólo el mayor de los profetas, sino el único en su clase, por su intima amistad con Dios, por su vocación de mediador de la Antigua Álianza y por el número y magnitud de los prodigios que por su medio hizo Dios. «Glorificole Dios en presencia de los reyes, le honro y engrandeció como a los santos y le mostro su gloria» . Los profetas que jueron antes que él (Patriarcas) prepararon el advenimiento de la Antigua Alianza, de la cual Moisés había de ser mediador: los que después de él vinieran, habían de mantener, fortalecer y renovar al pueblo de Dios en la Alianza, cimentando en ella la venda del que había de ser un projeta como Moisés y aun infinitamente más excelso que Moisés, como lo es el hijo sobre los siervos, como lo es el Creador sobre los fieles administradores de la casa de Dios 4; la venida de Jesucristo, mediador de la Nucya y eterna Alianza, Unigénito de Dios, bendito sobre todas las cosas por siempre jamás. Tanto por su cargo y labor eficaz como por otros muchos rasgos de su persona y de su vida, es Moisés figura de Jesucristo, mediador de la Nueva Alianza. Ambos son destinados a morir, apenas nacidos, por una orden sanguinaria de un rey; y ambos se libran providencialmente de la muerte. Ambos pasan sus primeros años en Egipto. Una aparición prodigiosa en el desierto decide la suerte de Moises; otra no menos maravillosa anuncia en el desierto la misión de Jesucristo. Con avuno de cuarenta días se preparó Moisés a la promulgación de la Ley; Jesuscristo, a la predicación del Evangelio. Moisés confirmó con grandes prodigios y portentos el origen divino de su misión; con milagros todavía mayores y mas numerosos demostró Jesucristo proceder del Padre y compartir con El la naturaleza divina, Moisés cela entre su pueblo por la gloria del verdadero Dios; Cristo se consume de celo por la gloria de su eterno Padre. Moisés ruega con extraordinaria insistencia v se entrega a sí mismo para la reconciliación de Dios con su pueblo; Cristo «en los días de su vida ofreció plegarias y súplicas a Dios con grandes gemidos y lágrimas» 6, se ofreció por la salvación del mundo y ahora está en el cielo para rogar por nosotros, representando a su Padre su sangre, más elocuente que la de Abel 7. Moisés, luego de estar en comunicación con Dios, aparecía al pueblo con el rostro resplandeciente, en señal de su oficio de mediador; Cristo fué transfigu-

<sup>«</sup>él le enterró», puede también traducirse «se le enterró», o como dice la versión griega: cellos (Josué, Eleazar, etc.) le enterraron». La tradición judía admite, como indica la carta del Apóstol Judas Tadeo cuersículo 9), que sué enterrardo por ministerio del arcángel san Miguel, jese de la milicia celestial, custodio del pueblo de Dios, guía de Israel en el desierto, y lugarteniente de Dios, con el cual hablaba Moisés a menudo como con un amigo. El sepulcro de Moisés había de quedar ignorado para que los Moisés a menudo como con un amigo. El sepulcro de Moisés había de quedar ignorado para que los restos del Profeta no fuesen profanados, y para que no fuese motivo de idolatría para los judíos. — Posteriormente la tradición judía ha rodeado la vida y muerte del gran lesgislador de numerosas fábulas e innumerables adornos que ni siquiera merceen mención. Entre los escritos apócrifos anteriores a la era cristiana hay uno que tiene por título: Ascensión de Moisés. — Según Fl. Josefo (Ant. 2, 8), nurió el mayor de los profetas el día 1 del mes 12, o sea de Adar (en febrero), el año 40 de la salida de Egipto. Pero, según Deut. 34, 8; cfr. Joann. 1, 11; 3, 1; 4, 19, desde su muerte hasta el paso del Jordán, que se verificó el 10 del primer mes, transcurrieron por lo menos 30 días (de duelo), tres días durante la investigación de Jericó por dos exploradores y acaso otros tres después de su regreso. Según esto, Moisés habría muerto lo más tarde del 4 al 7 del mes 12, pero probablemente mucho antes. La Iglesia celebra su memoria el día 4 de septiembre.

1 En hebreo: «y no se marchitó su lozanía». Su muerte no fué consecuencia de la debilidad senil, sino de la disposición divina.

2 Cfr. núm. 386 y 366.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. núm. 386 y 396.
Eccli, 45, 1 ss. Cfr. KL VIII 1943. — Acerca de Moisés como figura de Jesucristo, y de las instituciones creadas en su legislación, cfr. Weiss, Die messanischen Vorbilder des .IT 22-60.

Hebr. 3, 2 85. Rom. 9, 5.

Hebr. 5, 7. Hebr. 7, 25; 12, 24.

rado en presencia de sus discipulos, y su restro resplandecia como el sol, mientras Moises y Elias, representando la Ley y los Profetas, daban testimonio de sa divinidad y de su misión.

#### Gobierno de Israel en tiempo de Josué y de los Jueces III.

(1400-1050 a, Cr.)

#### Entrada en la tierra prometida. Josué

(los. cap. 1-24)

402. Así como el nuevo caudillo de Israel fué escogido para completar la obra de Moises, así el llamado libro de Josué es un complemento de los del gran legislador, pero que conserva su independencia. Trata este libro de la conquista (cap. 1-12) y reparto (cap. 13-22) de la tierra prometida, con lo cual quedó sellado el pacto de Dios con Israel. Termina, como el Deuteronomio, con la renovación de la Alianza (cap. 23 y 24). Recibe su nombre de Josué, en torno del cual giran más o menos los hechos que en él se narran; mas el título no es argumento de quién sea el autor. No es una historia completa de la toma de posesión de Canaán; el objeto 2 de él es sólo declarar como el Señor ayudó a los israelitas en la conquista de la tierra que con juramento había prometido a sus padres y cómo se cumplieron todas las promesas divinas (cfr. 21, 41-43). Siguiendo este plan, relata por extenso aquellos sucesos en que resplandece la fidelidad y omnipotencia divinas (por ejemplo, el paso del Jordán, la toma de Jericó, la batalla de Gabaón); pero de los demás sucesos hace sumaria relación. La historia de este período comprende, según Fl. Josefo veinticinco años, cinco de los cuales corresponden a las conquistas de Josué.

No se puede negar la unidad e independencia del libro; más la crítica racionalista pone en tela de juicio entrambas cualidades. De él y del Pentateuco hacen los racionalistas el Exauteco, y extienden al sexto libro la teoría de las fuentes y la fragmentación que para los otros cinco inventaron. Pero se ven obligados a contesar que aquí tropiezan con dificultades incomparablemente mayores que en el *Pentateuco*, y que las conclusiones distan mucho de ser defi-nitivas. Nunca estuvo unido el libro de Josué al *Pentateuco*. Su «carácter literario es muy distinto del de éste» 4; con el de Josue comenzaron los judíos una segunda serie de libros canónicos, que llamaron «Profetas Antiguos»; los samaritanos poseen los libros de Moisés, mas no el de Josué 5. De fuentes diversas (en parte contradictorias) no pudo resultar un edificio histórico sin lagunas; las pretendidas contradicciones han sido llevadas al libro por la crítica. Según las fuentes elohistas, Josué, al frente de las tribus unidas, en unos pocos años tomó posesión completa de Canaán; según las yahvistas, las tribus procedieron por separado o por grupos, sin lograr jamás el triunto definitivo . Mas ni lo uno ni lo otro está de acuerdo con la realidad. Josué venció a todos los reyes de Canaán en el primer ataque general; mas no por eso se adueño Israel del país, pues todavía quedaban por conquistar muchas ciudades; y no pudiendo de momento ocuparse todo el terreno conquistado, volvían a el sus antiguos poseedores; y algunas ciudades (como Hebrón) hubieron de ser reconquistadas más tarde. Era incumbencia de cada tribu en particular tomar posesión plena de la parte que le cupo en suerte. Cierto es que el reparto del país hecho en Silo

obieto de hacer un libro piadoso y edificante.

Ant. 5, 1, 10 y 28.

Cornill, Einleitung in das AT\* 91.

<sup>1</sup> Hummelauer, Comm. in lib. Josue (Paris 1903); Schenz, Das Buch Josua (Viena 1914); Schulz, Das Buch Josua (Bonn 1924); Himpel, Selbstandigkeit, Einheit und Glaubwürdigkeit des Buches. Josua, en TØS 1864, H I 1 88.

2 Carece de base la hipótesis de haber sido refundida la parte histórica en época posterior, con

En 1908 se halló un texto samaritano del libro de Josué. Tuvolo por muy antiguo quien lo «descubrión; pronto vieron que se trataba de una compilación moderna, desprovista de valor crítico compuesta a principios de este siglo por un sacerdote samaritano llamado Jakub (Kulh 1908 II 400 s.).

Sellin, Einleitung in das AT2 61; cfr. Kittel, Geschichte des Volkes Israel 12 596.

(capítulo 18 ss.) fue algo distinto del que se inició en Gálgala (cap. 13 ss.); mas en esto no hay contradicción ni motivo para distinguir fuentes diversas. Porque, como hubiese Josué adquirido conocimiento más exacto del país mediante la demarcación que dispuso desde Silo, crevó necesario cambiar en algu-

nos puntos el reparto provectado.

No se puede determinar con certeza el autor del libro. La tradición judía y muchos santos Padres lo atribuyen a Iosué. En favor de esta opinión habla, al parecer, un pasaje de Ios. (24, 24). Por lo menos no pudo escribirse mucho después de los sucesos que relata, y seguramente es anterior a David, pues, a juzgar por Ios. 15, 63, cuando se escribía el libro habitaban aún los jebuseos en Sión, de donde fueron echados por David (II Reg. 5, 6). Pero una serie de pormenores arguven época mucho más antigua (por ejemplo: según Ios. 6, 25, en tiempo del autor aun vivía Rahab). La misma crítica se ve obligada a admitir «que en la composición del libro se utilizaron relatos y documentos muy antiguos, algunos de ellos acaso del tiempo de Josué» 1. Nada sólido puede aducirse en contra de la antigüedad de la redacción. Según II Reg. 1, 18, en el «Libro de los lustos» citado por los, 10, 13, se hallan los lamentos fúnebres de David por la muerte de Saúl y Jonatás; mas esto no prueba que el Libro de Josué se compusiera a lo sumo en tiempo de David; pudo muy bien completarse posteriormente aquella colección de canciones (por ejemplo, con los lamentos de David). Otras dificultades se resuelven admitiendo la existencia de adiciones en el libro de Josué.

La credibilidad histórica, garantizada por las citas de Eccli, 46, 1-12; Act. 7, 45; Hebr. 11, 30: 13 s.; Iac. 2, 25 y por los testimonios de la tradición (cfr. núm. 422), es admitida en lo esencial aun por los críticos racionalistas; solamente los prejuicios contra todo lo que sea milagroso les impide admitirla en la totalidad. Así, dice Kittel<sup>2</sup>: No todos los pormenores son históricos, pero algunos tienen «tal color de vida, que no hay derecho a dudar de la historicidad del conjunto». La situación política que suponen estos relatos se ha visto confirmada brillantemente por las tablillas de Tell el-Amarna (v. núm. 7). Resulta de estas cartas, escritas hacia el 1400 a. Cr., que el dominio de Egipto sobre Canaán, fundado por Tutmosis III, fué debilitándose en tiempos de sus sucesores, y se redujo a mera sembra en tiempo de Amenofis IV (desde 1383 a 1302). Los lugartenientes egipcios eran impotentes contra la multitud de tribus v régulos (jefes de tribus) levantiscos y fueron por fin abandonados por su soberano (Faraón). Desde el punto de vista egipcio, la situación de Canaán era anárquica. En realidad el país carecía de un poder central fuerte, y estaba dividido en infinidad de estados pequeños, cuvos jefes gobernaban desde ciudades fortificadas, hostilizándose unos a otros, cuidando de sus intereses particulares, uniéndose para una acción mancomunada como amenazase el peligro. La correspondencia de Amarna describe, pues, una situación política de Canaán idéntica a la que se desprende del libro de Josué e hizo posible la conquista de los hebreos. Entre las tribus de las cuales no podían defenderse los gobernadores egipcios, se cita en varios pasajes de las cartas de Amarna, escritas en Urusalimu (Jerusalén), una que tenía por nombre Habiri, un pueblo (o reunión de tribus) que peleaba contra los indígenas y dominaba en ciudades y aun en comarcas enteras. Penetró en Canaán por el sur, y llegó luego al norte; peleó unas veces con sus solas fuerzas; unióse otras con príncipes del país, sabiendo explotar la disensión de éstos. Diversas razones inducen a creer que los habiri, o por lo menos parte de ellos, son los hebreos. Si esto fuera cierto deberíamos admitir que las cartas de Amarna reflejan el estado político de Canaán luego de la inmigración israelita, aquel mismo que se desprende del prólogo del libro de los *Jueces*. Mas esto no puede afirmarse con certeza; pues no se han resuelto satisfactoriamente todas las dificultades, y todavía los sabios discuten la identidad entre Habiri v hebreos 🐫 Ello no obstante, puede determinarse con seguridad el estado político general de Canaán por los años de 1400 a.Cr..

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strack, Emleitung<sup>6</sup> bo <sup>†</sup> Geschichte des Volkes Israel<sup>2</sup> 640 %

Cfr. Dhorme en RB (100), 07-73. Kittel h. c. 464, se pronuncia decididamente por la identidad de hebreos y habiri; empero con la restricción de que hebreos y habiri es concepto más amplio que israelita, pues éstos no son los únicos descendientes de Abraham, el Hebreo.

el cual facilitó a los israelitas la penetración en ese país v su establecimiento en él. sin resistencia alguna por parte del poder (protector) egipcio, sin chocar con los heteos (ketas), que penetraron más tarde por el norte, y sin ser detenidos por los revezuelos que estaban divididos entre sí. Quien se viere sorprendido de la distinta pintura que de los hechos nos presentan las cartas de Amarna v los relatos bíblicos, tenga en cuenta que no podían apreciarlos de igual manera los representantes de Egipto v el historiador sagrado. Este nos describe los sucesos por el lado religioso; de donde es posible que unas mismas cosas y circunstancias aparezcan en su historia con distinta luz de la que ofrecen los datos egipcios 1.

403. Muerto Moisés, dijo el Señor a Josué: «Anda v pasa el Jordán, tú y todo el pueblo contigo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie os lo entregaré. Nadie podrá resistiros mientras vivas; como estuve con Moisés, así estaré contigo. Armate de fortaleza para cumplir la Ley; no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Tu boca hable de continuo del libro de esta Lev, y medita de día y de noche lo que en él se contiene. No temas ni desmaves, porque contigo está el Señor a cualquier parte que vavas».

En consecuencia dió Josué la siguiente orden en el campamento : «Después de tres días " habéis de pasar el Jordán y entrar en posesión de la tierra que os ha de dar el Señor». Recordó a los hombres de armas de las tribus de Rubén y Gad y media de Manasés la promesa que hicieran a Moisés de ayudar a sus hermanos en la conquista de la tierra de la parte occidental del Jordán 3. Ellos replicaron: «Adondequiera que nos mandes, iremos; como obedecimos a Moisés en todo, te obedeceremos también a ti. Sólo deseamos que Dios sea contigo, como fué con Moisés».

404, Jericó era la primera ciudad cisjordánica que se ofrecía a sus ansias de conquista. Josué envió secretamente del campamento de Settim 4 dos exploradores. Hospedáronse éstos al anochecer, para no ser conocidos, en casa de una meretriz 5 llamada Rahab. Súpolo al punto el rev de Jericó; v adivinando su intención, dió orden a Rahab de entregar a los extranjeros. Pero Rahab respondió: «Confieso que vinieron a mi casa, mas vo no sabía de dónde eran. Y cuando se cerraba la puerta siendo va oscuro, ellos también salieron en aquel punto, y no sé adónde marcharon. Id luego en su seguimiento, y los alcanzaréis». Empero la mujer había escondido a sus huéspedes en el terrado de su casa, cubriéndolos con haces de lino; y de noche les facilitó la huída.

Luego que los perseguidores salieron de la ciudad hacia el Jordán en busca de los presuntos fugitivos, subió Rahab adonde estaban ellos v les dijo: «Sé que el Señor os ha entregado la tierra; porque ha caído sobre nosotros el terror de vuestro nombre, y han desmayado todos los habitantes de la tierra. Hemos oído que el Señor secó las aguas del mar Rojo al entrar vosotros en él, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán: Sehón y Og, a quienes matasteis. Y cuando esto oímos, tuvimos miedo, y desmayó nuestro corazón, y no quedó aliento en nosotros a vuestra entrada; porque el Señor Dios vuestro, El mismo es el Dios allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra. Ahora, pues, juradme por el

CIr. Miketta, Der Pharao des Auszugs 70 ss.; Die Amarnazeit, en BZF I 10 (1908); Nieber, Die Fl-Amarna-Tafeln, etc., en K IV 161 ss.; HL 1903, 77 ss.; Nikel, en BZF III 3/4, 100 ss.
Aun se difirió algunos días el paso del Jordán, por haber sido descubiertos los exploradores en

Aun se diffició agunos dias el paso del jordan, por naber são descubertos los exploradores el Jericó; cfr. núm. 404.
 § Cfr. núm. 375. Josué, sin embargo, miró por la seguridad del terreno ya conquistado; por lo que dispuso que sólo le siguiesen 40.000 al otro lado del Jordán (los. 4, 12 s.).
 § En las campiñas de Moab, último campanuento de los israelitas allende el Jordán.
 § Una casa pública infundía menos sospechas; tal vez se guiaran los exploradores por la situación favorable de la casa que estaba pegada a las murallas de la ciudad; lo cual les podia facilitar la huída. Rahab tenía ya noticia de los prodigios obrados por Dios en favor de Israel, y había vuelto su corazón al verdadero Dios, renunciando tal vez a su mala vida. Acerca de Rahab cfr. Zschokke, Bibl. Franca 166 ss.

Señor, que del mismo modo que vo he hecho misericordia con vosotros, la harejs también vosotros con la casa de mi padre; y dadme una señal segura de que salvaréis a mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y todas las cosas que son de ellos, y que nos dejareis con vida». Juráronle ellos que Rahab y todos los suyos que estuvieren en su casa cuando entrasen los israelitas serían perdonados; una cuerda roja colgada en la ventana sería la

Luego que Rahab los hubo descolgado con una cuerda desde la ventana, a favor de la noche tomaron ellos por consejo de Rahab el camino del monte. frente al campamento de los israelitas, y allí se ocultaron por tres días. Regresaron luego al campamento pasando el Jordán, y refirieron a Josué lo que les había acontecido, anadiendo: «El Señor ha puesto en nuestras manos toda esta tierra; pues todos sus moradores están amilanados». A la mañana siguiente salió Josué de Settim, y acampando a la orilla del Jordán por tres días, hizo los últimos preparativos para atravesar el río. Pasados estos tres días hizo pregonar en el campamento: «Luego que viereis el Arca del Señor Dios vuestro, y a los sacerdotes que la llevan, levantaos también vosotros e id siguiendo a los que fueren delante. Mas hava entre vosotros y el Arca el espacio de dos mil codos; v seguid de lejos el mismo camino que ella lleve». Mándalos asimismo: «Santificaos; porque mañana ha de obrar el Señor maravillas entre vosotros».

A la otra mañana dijo el Señor a Josué: «Hoy comenzaré a ensalzarte a vista de todo Israel, para que sepan que, así como fuí con Moises, así sov también contigo. Tú, pues, manda a los sacerdotes que llevan el Arca del Testamento, y diles: Luego que hubiereis puesto el pie en las aguas del Jordán y éstas se hayan dividido, parad allí. Pues luego que hayáis puesto la planta del pie en el río, las aguas de la parte de abajo proseguirán su curso; mas las que vienen de arriba se pararán amontonándose». Hizo Josué lo que el Señor le había ordenado y anunció al pueblo el prodigio que iba a suceder. Salió, pues, el pueblo para pasar el Jordán; y los sacerdotes que llevaban el Arca del Testamento marchaban delante. Y luego que éstos entraron en el Jordán, que entonces venía hinchado (era el tiempo de la siega), las aguas de arriba se pararon en el mismo lugar, y se elevaron a manera de un monte; pero las de abajo siguieron su curso al mar Muerto. Los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán sobre el suelo enjuto, y todo el pueblo iba pasando por delante de ellos.

Era el tiempo de la siega; y las hinchadas aguas del Jordán corrían tan impetuosas, que era de todo punto imposible a Israel atravesar el río de un modo natural. Es verdad que el Jordán ofrece en la región de Jericó tres vados, por donde, en caso de necesidad, se puede atravesar el río, si no viene hinchado. Pero estos vados tienen una profundidad de un metro aun en el mayor descenso del río; y la corriente es extraordinariamente impetuosa, pues, desde el lago de Genesaret al mar Muerto, el Jordán tiene un desnivel de 200 metros en una longitud de 112 Km., o de 375 Km. si se tiene en cuenta los meandros. En tiempo de la siega, en abril y principios de mayo, viene repleto el cauce del Jordán; a veces las aguas rebasan su nivel más alto, alcanzando el río 4 metros de altura y más en algunos lugares. Aun estando el Jordán en su nivel inferior, no hubieran podido pasar los israelitas con sus mujeres y niños; pero en aquellas circunstancias la altura del agua hacía tan imposible el paso del río, que los cananeos tuvieron por superfluo ocupar los vados. Puede admitirse que el estancamiento repentino del Jordán no se debiera sólo a un prodigio, sino que fuese favorecido por causas naturales, motivadas por Dios. El agua no se estancó precisamente en el lugar del paso, sino «a larga distancia» (río arriba), «junto a la ciudad de Adom» 1 (donde se estrecha el valle del Jordán), e inundó la región «hasta llegar a Sartán». Los israelitas no podían darse cuenta, desde el lugar en que se encontraban, de la manera como se realizó el estanca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adom estaba situada probablemente en la proximidad de la confluencia del río Jabok con el Jordán, no lejos del vado actual ed-Damiye, unos 25 Km. al norte del sitio por donde pasaron los iractitas. Sastán se hallaba quizá frente a Adom, en la actual Karn Sartabe.

miento L. La hipótesis anterior no se opone al caracter milagroso del suceso. pues Dios fué quien anunció el estancamiento e hizo que comenzase y cesara en un momento determinado. En este, como en otros casos análogos, no indica el Texto Sagrado cuáles fuesen las causas naturales del estancamiento.

406. Luego que acabaron de pasar, dio el Señor a Iosuć: «Escoge doce hombres, uno de cada tribu, los cuales sacarán doce piedras del medio del río, donde están parados los sacerdotes, y las traerán sobre sus hombros, para erigir un monumento entre vosotros». Hízolo así Iosué, v mandó también levantar doce piedras en el lugar donde estuyieron parados los sacerdotes con el Arca. Hecho esto mandó a los sacerdotes: «Salid del Jordán». Salido que hubieron, las aguas tornaron a su cauce, llenándolo como antes.

El puebio acampó en Gálgala; era el dia primero del primer mes (Nisán). Aquí colecó Josué las doce piedras que había tomado del fondo del Jordán, y dijo a los hijos de Israel: «Cuando preguntaren el día de mañana vuestros hijos a sus padres v les dijeren : ¿qué quieren decir estas piedras?, les instrurcis y diréis: a pie enjuto atravesó Israel este Jordán, secando el Señor las aguas, como lo hizo en otro tiempo en el mar Rojo, para que reconozcan todos los pueblos de la tierra la mano poderosa del Señor».

La antigua ciucad cananca Jericó (v. lams, 2ab v 6a) 2 estaba situada como lo han demostrado con certeza las excavaciones llevadas a cabo por la Sociedad Orientalista Alemana desde 1907, al norte de un riachuelo flamado Kelt, en la ladera oriental de las montañas, muy cerca de la fuente de Eliseo o del Sultán . veinticinco minutos al norte de la actual Jericó, en un valle sumamente fertil, rodeado de rocas peladas. Su nombre (la perfumada) le viene sin duda de los muchos árboles y arbustos aromáticos que hay en sus airededores, especialmente plantas balsámicas, rosales \* y palmeras; por lo que se llamaba a lericó la ciudad de las palmeras. A juzgar por las excavaciones, el circuito de la ciudad era de 600 metros; un doble cordón de murallas la hacían inexpugnable. Destruída por Josue, quedó mucho tiempo en ruinas, hasta que los israelitas (probablemente en tiempo de los Jucces) se establecieron allí. Las excavaciones han puesto en claro «que la ciudad experimentó en su desarrollo cultural una solución de continuidad, sin semejante en ciudad alguna de Palestina, y que después de la demolición de una parte de sus fuertes muros de arcilla, se cultivaron en ella huertas y campos 6. En tiempo de Acab fué fortificada de nuevo (850 a, Cr.) 7. Gálgala se hallaba al oriente de Jericó, a 2 Km. aproximadamente, 9 km. al occidente del Jordan ; cree uno descubrirla en el montón de ruinas Djeldjul (Gelgul), al norte del arroyo Kelt. No era una ciudad o colonia, ni tampoco un «cromlec» en el sentido ordinario (lugar de sepulturas), sino un campamento fortificado, un lugar notable por las doce piedras conmemorativas que allí había. Las piedras erigidas en Gálgala existían sin duda en tiempo de Jesucristo, y a ellas parece aludir san Juan Bautista cuando dice a los fariseos: «Yo os digo que Dios puede hacer que nazcan de estas mismas piedras hijos de Abrahamo . El peregrino de Burdeos 10 las menciona en 333; san Jerónimo en 382 11; Teodoro en 550 12. Según Arculfo (690) eran tan grandes, que entre dos jóvenes con dificultad podían levantarlas;

<sup>1</sup> Avase un ejemplo de esto en Hummelauer, Comm. in lib. Josuc. 130 s. \* Cfr. Sellin-Watzinger, Jericho (publicación 22 de la Sociedad Orientalista Alemie a 1612 y MDOG numero 39 y 41; además RB 1909, 270 ss.; 1910, 404 ss.; HL 1909, 95 ss.

Cfr. núm. 507.

<sup>\*</sup> Eccli. 24, 18; cfr. núm. 788. \* Deul. 34, 3. Ludic. 1, 16; cfr. núm. 420. \* Sellin en MDOG núm. 39, pág. 41.

Cfr. núm. 408. Cfr. Fl. Josefo, Ant. 4, 1, 4. Acerca de la situación de Gálgala cfr. Doller, Studies, 242; LB H 653.

Matt. 3. 9.

Thin. Burdig. c. 10.

Paulae. c. 14.

Ilin. Paulae. c. 14.
De situ terrae sanctae n. 16.

sobre ellas se alzaba en su tiempo una iglesia de madera 1. San Willibaldo las vió todavía en el siglo VIII, y Ludolfo de Saionia en el VIV.2.

407. Cuando overon los reves cananeos que Dios había secado el Iordán al poner pie en él los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. desmayó su valor y temieron ante los israelitas. Dijo entonces el Señor a Iosué: «Hazte unos cuchillos de pedernal y restablece otra vez la circuncisión entre los hijos de Israel» ! Hizo Josué lo que el Señor le mandó. Y el Señor dijo a Josué: «Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto». Y se llamó aquel lugar Gálgala, hasta el presente día. Detuviéronse los hijos de Israel en Gálgala y celebraron la Pascua et día catorce de Nisán al atardecer , y comieron de los frutos de la tierra. Ya no cavó en adelante el maná.

Jericó era una ciudad muy fortificada, cuidadosamente cerrada y defendida por fuerte guarnición; debió, por consiguiente, parecer inexpugnable a los israelitas, criados en el desierto, e inexpertos en el uso de las armas. Hallándose Iosué en los alrededores de Jericó, como estuviese pensando de qué manera podría atacar la ciudad, vió delante de sí a un varón con la espada desenvainada, Se encaminó Josué a él y le dijo : «¿Eres de los nuestros o de los enemigos?» Respondió: «No, sino sov el principe de la milicia del Señor, y vengo en vuestra ayuda.» Postróse Josué en tierra sobre su rostro, y adorando, dijo: «¿Qué es lo que mi Señor habla a su siervo?» «Quita el calzado de tus pies, le respondio. porque el lugar en que estás, santo es» 7. Así lo hizo Josué. Dijo entonces el Señor: «Mira, yo he puesto Jericó en tus manos. Dad la vuelta a la ciudad todos los hombres de armas una vez al día, durante seis días; y al séptimo daréis siete vueltas. Y en este dia irán los sacerdotes delante del Arca de la Alianza, tocando las trompetas del jubileo , v el pueblo levantará un fuerte clamor; entonces caerán los muros de la ciudad, y cada uno entrará en la ciudad por el sitio en que se encontrare». Anunció Josué al pueblo las palabras del Señor, y añadió: «La ciudad y cuanto hay en ella sea anatema al Señor 10; sólo Rahab quedará con vida, con todos los que estén en su casa. Guardaos de tocar cosa alguna, para no envolver todo el campamento de Israel en anatema v desgracia».

408. Dieron por seis días la vuelta alrededor de la ciudad, primero los hombres armados, luego los siete sacerdotes con las trompetas, luego el Arca y finalmente todo el pueblo; y las trompetas resonaban sin cesar. Pero el séptimo día, cuando en la séptima vuelta los sacerdotes tocaban

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adameurus, De locis sanctis, 1, 2, c, 12, <sup>2</sup> Cfr. Robinson, Palästina H 508.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> El texto hebreo dice: «hasta que hubimos pasado», lo cual, para algunos, es argumento de haber

sido esto escrito por algún testigo ocular que tomó parte en los acontecimientos.

Durante los 38 años de reprobación, abandonaron los israelitas la práctica de circuncidar a sus hijos; «ni siquiera la señal externa de la Alianza habían de conferir a sus descendientes los perjuros» (cfr. Schenz, Das Buch Josue 61); pero renovada esta práctica en la nueva generación, renuévase en cierto modo también la alianza que Dios concertó con los Patriarcas; niños y hombres se tornan ahijos de Abraham», a cuyos descendientes estaba prometido el país cananeo. Esta circuncisión general se llamó la segunda; la primera fué la que verificó Abraham entre los suyos por orden de Dios después de pactar la alianza; no se hace mención de circuncisión general en tiempo de Moisés. «El oprobio de Egipto» puede significar la esclavitud en que gimieron los israelitas, que termina propiamente al entrar en posesión de la tierra prometida. La circuncisión podía imposibilitar por algunos días a la mayoría de los hombres (cfr. Gen. 34, 25); pero Josué tenía suficiente confianza en Dios para no temer que la ejecución inmediata de la orden divina pusiera en riesgo la seguridad del pueblo.

º Gálgala, es decir, desquite, porque con este acto se desquitaron de la ignominia de la reprobación que pesaba sobre ellos.

Por consiguiente, cinco días después de pasar el Jordán.

Era el mismo que se apareció antes a Moises en la zarza (Exod. 3, 2, texto hebreo); el que protegio al pueblo en el éxodo (Exod. 14, 19); el que había sido prometido para guía y protector (Exod. 23, 20 23); efr. mins. 143, 238, 260, 348. — En esta ocasión se aparece como guerrero, para alentar a Josue. Es el mismo que aparece en Iudic. 2, 1, para reprochar a Israel su infidelidad.

Josus, Es el mismo que aparece el Itali. 3, 1, para reprochar a Islael su liniocidad.

\* Cfr. ndim. 335.

\* El texto trac en los versículos 3-5 lo esencial de la orden de Díos; los pormenores, conforme nos va dando cuenta de la ejecución del plan divino, versículo 6-20.

\*\* Lo mismo que las ciudades del rey de Arad (cfr. num. 372). Según esto, habían de ser pasados a cuchillo los habítantes con sus ganados, y quemados todos sus bienes. El oro y plata y los objetos de cobre y hierro habían de enriquecer el tesoro del Señor. Si alguien se apropiaba alguna cosa de las anatematizadas, esto es, de las consagradas al Señor, caía él mismo en anatema (Deut. 13, 14 88. Num. 31, 54; cfr. núm. 372 y 417; cfr. Dóller en ZKTh 1913, 1 88.).

las trompetas, dijo a los suvos Iosué: «Alzad el grito, porque el Señor os ha entregado la ciudad». Levantóse, pues, un clamor de todo el pueblo, y las trompetas resonaban; y he agui que las murallas se derrumbaron 1 de repente, y los israclitas penetraron en la ciudad. Pasaron a cuchillo a todos y quemaron la ciudad. Mas el oro y plata y los vasos de hierro y bronce los consagraron al Señor. Sólo se perdonó la vida a Rahab y a los suvos, que fueron incorporados al pueblo de Dios<sup>2</sup>.

Reducida la ciudad a cenizas, fulminó Iosué esta imprecación: «Maldito sea delante del Señor el varón que levantare y reedificare la ciudad de Jericó 3. Muera su primogénito cuando eche sus cimientos, y perezca

el postrero de sus hijos cuando le ponga las puertas.

409. Pero hubo un hombre de la tribu de Judá, llamado Acán (Acar), que retuvo para si parte del botín. Y sucedió que habiendo mandado Josué 3,000 hombres contra la pequeña ciudad de Hai 4 fueron éstos derrotados, quedando muertos treinta y seis de ellos; con lo que se intimidó el pueblo. Iosuć y los ancianos de Israel rasgaron sus vestiduras cubrieron de ceniza sus cabezas, postráronse sobre su rostro en presencia del Arca Santa, y así permanecieron hasta la tarde.

Y exclamó Josué: «Señor Dios mío, ¿qué diré viendo a Israel volver las espaldas a sus enemigos? Lo oirán los cananeos y todos los habitantes de la tierra, se reunirán y nos cercarán, y borrarán nuestro nombre de la tierra. : Y qué harán de tu excelso nombre?» Respondióle el Señor : «Israel ha pecado; han robado y escondido de lo destinado al anatema. Dirás a Israel: No podrás hacer frente a tus enomigos, hasta que sea exterminado de en medio de ti el que se ha contaminado con ese sacrilegio. Mañana os presentaréis al Señor (ante el Arca Santa); se echarán suertes entre las tribus; luego, entre las parentelas de la tribu que saliere por suerte; después, entre las familias de la parentela; finalmente, entre los individuos a que hubiere salido la suerte. Quienquiera que fuere hallado culpable, será quemado con todos sus bienes».

Hizo Josuć a la mañana siguiente lo que el Señor le había ordenado, y cayó la suerte <sup>5</sup> a la tribu de Judá : de ésta, a la parentela de Zaré : y sorteada ésta, cavó la suerte a la familia de Zabdi, y en esta familia a Acán. Díjole Josué: «Hijo mío, da gloria a Dios y confiesa lo que has hecho». Confesó Acán haberse

israelitas fué un hermosisimo testimonio de su confianza en Dios, sin la cual no se hubiera realizado el prodigio: «Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó», etc. (Hebr. 11, 30).

<sup>2</sup> Según Matth. 1, 5, la tomó por mujer Salmón, príncipe de la tribu de Judá; así esta meretriz llegó a ser madre de David y del Mesías, como antes Tamar (Gen. 38, 28 s.) y después Rut y Betsabee (Ruth. 4, 21 s. 11 Reg. 12, 24). La excepción hecha en favor de Rahab y de su casa no fué sólo recompensa por el trato que dió a los exploradores, sino además un ejemplo de cómo también los cananeos podían incorporarse al pueblo de Dios, aceptando la fe de los israelitas y dejando así de ser cananeos.

<sup>3</sup> Es decir: quien ponga murallas en su derredor como a una fortaleza. Con esto no se profibia que se levantasen allí casas y viviendas. Josué mismo dió esta ciudad a la tribu de Benjamín (18, 21); más tarde se hace mención de ella como ciudad (Iudic. 3, 13, 11 Reg. 10, 5). «En tiempo de Acab (850 a. Cr.), Hiel. natural de Betel, reedificó Jericó; sobre Abiram, su primogénito, puso los fundamentos: sobre Segub, el último de sus hijos, puso las puertas (III Reg. 16, 34). Trátase aquí probamentos: sobre Segub, el último de sus hijos, puso las puertas (III Reg. 16, 34). Trátase aquí probamentos: sobre Segub. el último de sus hijos, puso las puertas (III Reg. 16, 34). Trátase aquí proba-

Las siete vueltas alrededor de Jericó con el Arca de la Alianza tiene menos de maniobra militar que de religiosa; el objeto era hacer ver a Israel que el resultado favorable se debía no sólo a las armas, sino a Dios. Porque no se derrumbaron las murallas por el griterío del pueblo ni por el resonar de las trompetas ni por las siete vueltas, sino por la omnipotencia divina, cuya eficacia tanto más resalta cuanto más ineficaces eran en sí mismos los medios empleados; mas éstos señalaban ya de antemano el instante del derrumbamiento y excluían, por consiguiente, toda explicación natural del hecho-El carácter religioso de la cosa, el sagrado número siete, etc, hicieron resaltar el suceso como obra de Dies, encaminada a dirigir los altos destinos del pueblo; mientras por otra parte el proceder de los israelitas fué un hermosisimo testimonio de su confianza en Dios, sin la cual no se hubiera realizado

mentos; sebre Segub, el último de sus hijos, puso las puertas (III Reg. 16, 34). Trátase aquí proba-blemente de un sacrificio por la construcción. Según se echa de ver por las excavaciones de Canaún, esta clase de sacrificios existieron no sólo entre los cananeos, sino también, como casos aislados, entre los israelitas. Con ellos se quería, sin duda, tener propicio a Dios o tal vez al demonio, o se esperaba hallar en el immolado un genio protector o un buen espíritu, que en lo venidero apartase de la casa todo mal. Más tarde se contentaron con sacrificios simbólicos. Cfr. Peters, Hiels Opfer seiner Sohne beim Wiederoufbau Jenchos, en ThG I (1990) 21-32.

Más de 20 Km. al noroeste de Jericó, unos 18 Km. al norte de Jerusalén; este lugar cerraba el paso de Jericó a Belel y con ello el camino al corazón del país. LB II 442.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Acostumbrabose en la antigürdad cehar sucres en las indagaciones judiciales, en las distribuciones, empresas bélicas, elección de empleados, etc. A este objeto se tomaban unas varitas o tablitas de madera, en las cuales se escribían los nombres, objetos, etc., respectivos. En nuestro caso, se tenía por culpable aquella tribu, etc., cuyo nombre salía primero. Como la suerte fué aquí dispuesta por Dios, era un medio lícito y, además, seguro para averiguar la verdad. Cfr. Hummelauer en BZ II 254 SS.

reservado un manto (babilónico) de púrpura, muy hermoso, doscientos siclos 1 de plata y una barra de oro de cincuenta siclos de peso, y escondido debajo de la tierra en su tienda. Todo se halló según había confesado Acán. Tomando Josué a Acán con la plata, el manto y la barra de oro, sus hijos e hijas y todos sus bienes, los llevó al valle de Acor y dijo: «Ya que tú nos has llenado de turbación, exterminete el Señor en este día». Y apedreóle todo Israel; y él y todo lo que tenía fué consumido en llamas y cubierto con un gran montón de piedras <sup>2</sup>. Y llamóse este lugar valle de Acor <sup>3</sup> hasta el presente día

410. Por orden de Dios salió Josué con todo el pueblo contra la ciudad de Hai, v se sirvió de una estratagema para su conquista. Escogió 30.000 de los más valientes, v envió de noche 5.000 de ellos, con orden de emboscarse a la espalda de la ciudad. Josué, con el resto del eiército, se acercó al romper el alba a la ciudad por la parte opuesta. Salióles el rey de Hai con todos sus hombres de armas. Josué emprendio una fuga simulada en dirección del desierto, v el rev de Hai le persiguió

a toda priesa alejándose mucho de la ciudad.

Dijo entonces el Señor a Josué: «Levanta tu broquel contra la ciudad; porque voy a entregártela». Hízolo Josué: v a esta señal salieron los emboscados contra la ciudad y la incendiaron. Cuando el rey y sus guerreros vieron las columnas de fuego y el humo que subía hasta el cielo, quedaron como petrificados. Atacados al mismo tiempo por los que aparentaban huir y por los que, después de incendiar la ciudad, les perseguían por la espalda, no quedó de todos ellos ni uno solo con vida. El rev fué hecho prisionero; y después de darle muerte le tuvieron colgado de un palo hasta la tarde, en que le enterraron bajo un montón de piedras a las puertas de la ciudad. También a los moradores de la ciudad alcanzó el castigo de Dios; y Josué no bajó la mano con que tenía alzado el broquel, hasta que el castigo se cumplió del todo. Por fin fué reducida a cenizas le cindad.

4H. Entonces Josué 4 edificó al Señor Dios de Israel un altar de piedras sin labrar en el monte Hebal, según lo había mandado Moisés 5; y ofreció sobre el holocaustos v víctimas pacíficas. También erigió grandes piedras que mandó encalar : en las cuales dispuso se escribiera la Lev que Moisés había promulgado al pueblo 6. Manddó poner el Arca Santa en el valle; alrededor de ella se colocaron los sacerdotes y levitas, los ancianos, los caudillos y jueces, y a uno y otro lado las doce tribus, seis en el monte Hebal y seis en el Garizim. Luego bendijo Josué al pueblo e hizo pronunciar a los sacerdotes y levitas la maldición de Dios

Es decir, consternación, de achar, consternar, turbar; alude al mismo tiempo al nombre del delin-

cuente, Acar en hebreo; Acán es un error de copista. LB I 69 81 RB 10.

ocupa, doctor no cuaja men con el contexto, como lo masora el contexto, como lo fluencia, como lo masora el contexto, como lo masora el contex

Unos 2 500 marcos oro refr. num. 2086.

Era un juicio de Dios, dispuesto por el mismo Dios, Señor de vida y muerte del justo como del cuipable, para infundir entre los israelitas saludable temor y aborrecimiento de tales sacrilegios. Cir. san Agustin, Quaest, in Iosue 8.

<sup>\*</sup> El relato de la promulgación de la Loy y de la renovación de la Alianza (8, 30-35), que dispuso Moisés para cuando Israel se hubiese posesionado de la tierra prometida, evidentemente no está en el lugar que al principio tuvo. Habiendo apenas comenzado la toma de posesión, no habiéndose cumuldo, por consiguiente, los requisitos para llevar a cabo la orden de Moisés, y siendo aun dudosa la posibilidad de ejecutarla, se puede confeturar fundadamente que el lugar propio de este pasaj está al fin del fibro, donde se relata la renovación de la Alianza; habría venido por alguna casualidad al lugar que hoy ocupa, donde no cuaja bien con el contexto, como lo muestra el comienzo del capítulo siguiente. Cir-

solemnísima ceremonia. Los montes Hebal y Garizim, separados por un valle de unos 80 m. de anchura, están situados casi en el centro del país, en la gran vía comercia que atraviesa de norte a sur la región cisjordánica; sus cumbres (Hebal 924 m. de altitud, Garizim 885) descuellan 354 y 315 m. sobre el valle y son visibles a larga distancia. En el valle está la ciudad de Siquem, de multiples recuerdos de la historia patriarcal. Cir. num. 132 y 188 se.

No la ley completao; trátase de aquella ley (Deut. 6, 1-7 11) mediame la cual Meises renovó la Mianza en los campos de Moals, como lo prueban la adición (Deuteronomium legis) de las antiguas versiones y la referencia a Deut. 27, 5. La cal tenía por objeto hacer resultar la escritura. Y aunque ésta podía horrarse ficcimente, alli quedaban las piedras como símbolo y recuerdo perenne de aquel acto. Esto recuerda el procedimiento esipcio de grabar jerogificos y figuras sobre piedras enlucidas con un estuco de cal. Muchas de esas escrituras y figuras egipcias de hace 30 siglos han flegado hasta noscritos admirablemente conservadas. otros admirablemente conservadas.

contra los transgresores de la Lev. Y las seis tribus que estaban en el monte Hebal contestaban al oír cada una de las maldiciones: «Amén» (es decir, así sea). Tras esto, pronunciaron los levitas todas las bendiciones prometidas a los fieles cumplidores de la Lev; y a cada bendición contestaban las seis tribus que estaban en el monte Garizim: «Amén». De esta suerte se renovó solemnemente la Alianza en medio de la tierra prometida. Y no sólo se grabó la Ley en la memoria, sino se erigió un testimonio perenne de las bendiciones y maldiciones reservadas a los que la cumplieren o la quebrantaren: los montes de Hebal v Garizim que se verguen en medio del país.

412. La suerte de Jericó y Hai, y el avance continuo de los israelitas obligó a los reves de Canaán a aliarse para oponer resistencia al enemigo. Mas antes que esto se llevase a cabo, los habitantes de Gabaón 1 discurrieron un ardid para salvarse: pues sabían muy bien que era inútil toda resistencia contra el pueblo de Dios y que la destrucción de los cananeos era inevitable. Enviaron a Israel mensajeros, equipados de suerte, que parecía que venían de lejanas tierras. Cargaron sobre sus jumentos unos costales viejos con pan duro y enmohecido y pellejos de vino rotos y recosidos; pusiéronse un calzado muy viejo y lleno de remiendos, y vistiéronse de savos también muy usados. Así llegaron a la presencia de Josué, que a la sazón se hallaba en el campamento de Gálgala 2, y le expusieron su deseo de hacer paz v alianza con los israelitas. Josué v los príncipes de Israel les dieron crédito e hicieron con ellos un pacto, sin consultar el oráculo del Señor mediante el sumo sacerdote; y les prometieron que no les quitarían la vida, confirmando su promesa con juramento.

Mas tres días después se descubrió el engaño. Levantaron el campamento los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de los gabaonitas; mas no les hicieron daño alguno, por cuanto se lo habían jurado a; por lo que todo el pueblo murmuró contra los príncipes. Mas éstos replicaron: «Se lo hemos jurado en el nombre del Señor Dios de Israel, y por esto no les podemos tocar. Mas esto haremos con ellos: Queden enhorabuena salvos y con vida, para que no venga sobre nosotros la ira del Señor, si fuéremos perjuros; pero vivan con tal condición, que corten leña y acarreen el agua 4 para el Santuario». Josué notificó a los gabaonitas esta decisión, y les echó en cara su engaño. Mas ellos respondieron: «Llegó a noticia de nosotros, tus siervos, que el Señor Dios tuyo tenía prometido a Moisés, su siervo, entregaros toda la tierra, y destruir todos sus habitantes. Temimos, pues, mucho, y quisimos mirar por nuestras almas; v compelidos de vuestro terror, tomamos este partido. Mas ahora estamos en tu mano; haz de nosotros lo que tuvieres por bueno y justo». Determinó Josué que fuesen empleados en el servicio del Santuario, en el lugar que Dios designase.

413. Como ovese Adonisedec 5, rev de Jerusalén, lo que había acon-

¹ Gabaón o Guibεón estaba situado, según Fl. Josefo, unos 8 Km. al noroeste de Jerusalén; la habitaban los heyeos (los. 11, 10). Segin los. 10, 2, era una ciudad grande, mayor que Hal, una de las ciudades reales. Como la Escritura sólo habla de los ancianos de la ciudad (los. 0, 11), créese que coestitula un estado libre juntamente con las pequeñas ciudades de perot y Cariatiarim (los. 9, 17). Alí se ve hoy entre inmensas ruinas la pequeña aldea llamada el-Djib (o Gig.). Cr. Döller, Studien 109; I.B II 333; Rb 162.

El campamento fortificado de Gálgala, mencionado en el núm. 106, adonde se retiró Josué después de la toma de Haí. Era un lugar muy seguro para el pueblo y excelente base para las empresas de Josué. Creen otros que se trata del Gálgata nombrado en Deut. 11, 30 (actualmente Djildgilia o Gilgilia). junto al camino que atraviesa Canaán, casi a igual distancia (25 Km.) de Jerusalén y de Siquem. A vete punto elevado y céntrico trasladó Josué su cuartel para comenzar la nueva campaña. Gabaón estaba 20 Km. más al sur, y unos 40 Km. al oeste del Gálgala del Jordán. Cfr. Schenz, Das Buch

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aunque había sido manifiestamente engañado Israel por los gabaonitas, no estaba, sin embargo, el mismo exento de culpa; mas era imposible volver atras, porque el quebrantar el juramento hubiera sido interpretado por los cananeos como un desacato al nombre de Dios. La murmuración del pueblo procedía, no del celo por la Ley, que disponía el exterminio de los cananeos sólo en guerra y prohibía uda clase de comunión religiosa con ellos (cfr. núm. 207 y 417), sino del disgusto de verse privados de la posesión de Gabaón y de las ciudades con ella aliadas. Más tarde recalca la Sagrada Escritura (los. 11, 19 s.; cfr. núm. 416) que Gabaón fué la única ciudad que acudió a Josué en demanda de paz: cuando Saúl quiso exterminar a los gabaonitas, el Señor ervió el hambre sobre Israel (II Reg.

cuando San duiso exterimnar a los gadacimas, el Señor ervio el namore sobre Islaet (Il Reg. 21, 1 ss.; cfr. núm. 546).
 Este oficio era tenido por el más humildo de tedos (Deul 29, 11), pero estaba en cierto modo empoblecido por haberse de ejercer en el Santuario; además, los gabaonitas quedaron al servicio de los levitas, con lo cual se reconocía y sellaba su conversión a la verdadera le; así no había peligro de que la condescendencia fuese ocasión de idolatría para los israelitas.

<sup>5</sup> Este nombre significa: «Señor de la justicia», lo mismo que Melquisedec, cfr. núm. 144. No confundirlo con Adonibezec (Iudic. 1, 5); cfr. núm. 424.

tecido con Jerico y Haj, y que los gabaonitas se habían sometido a Israel. entró en grandísimo temor, por cuanto la ciudad de Gabaóa, próxima a Ierusalén, era muy grande, y muy esforzados todos sus guerreros. Por lo cual se alió con los cuatro reves próximos: Oham, rey de Hebrón: Faran, rey de Jerimot; Jafia, rey de Laquis, y Dabir, rey de Eglón. Juntos marcharon y, acampando cerca de Gabaón, la sitiaron. Los gabaonitas pidieron socorro a Josué. Acudió éste con todo su ejército desde Gálgala. caminando toda la noche. El Señor le infundió valor diciendo: «No los temas, pues Yo los tengo entregados en tus manos: ninguno de ellos podrá resistirte».

Cayó de improv.so Iosué sobre los enemigos, y el Señor los desbarató; e Israel hizo en ellos un gran estrago en la batalla de Gabaón, y les fué persiguiendo camino del desfiladero de Bethorón y acuchillando hasta Azeca y Maceda! Y mientras iban huyendo a la otra parte de Bethorón, al bajar el desfiladero, el Señor llovió del cielo sobre ellos grandes piedras de granizo hasta Azeca; y fueron muchos más los que murieron del

granizo que del cuchillo de los hijos de Israel.

414. Entonces, cuando Dios entregó a los enemigos en manos de Josué, suplicó éste al Señor, diciendo en presencia de los hijos de Israel: «Sol, detente sobre Gabaón, y luna, sobre el valle de Ayalón. Y paráronse el sol y la luna 3, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Por ventura no está escrito esto en el libro de los Justos? El sol, pues, se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse por el espacio de un día. No hubo antes ni después día (tan largo) como éste . obedeciendo el Señor a la voz de un hombre, y peleando

por Israel».

Este pasaje, que (como revela la forma rítinica del texto hebreo) procede de una fuente poética, según unánime sentir de los exegetas es una adición al relato anterior. La súplica de Josué habría acontecido al principio de la derrota de los enemigos y, según Eccli. 46, 6 (Vulg.), antes del granizo enviado por Dios (10s. 10, 11); pues tanto la tormenta como el «pararse el sol» se atribuyen a la oración de Josué. Tratándose del género poético, hay que distinguir el hecho, de la manera de expresarlo, y apreciar aquél en su verdadero contexto. Ahora bien, el relato quiere realzar la acción del granizo en la derrota de los enemigos, mientras que la adición dice haber sido la victoria consecuencia de la oración de Josué y de la intervención prodigiosa de Dios. Diversas teorías han propuesto los exegetas para explicar el milagro de «pararse el sol» y relacionarlo con la tormenta de granizo. Hummelauer 6 supone que, al comenzar la batalla, las nubes cubrían el cielo produciendo tal oscuridad, que llegó a creerse era entrada va la noche e iba a quedar indecisa la batalla. Por eso rogo Josue al Señor que prolongase el día o que no permitiera se terminase, hasta vencer a los enemigos. Esta súplica hizo que las tinieblas se resolvieran en una terrible granizada; luego apareció de nuevo el sol, lo cual hizo posible la persecución de los enemigos. Por donde en este día apareció dos veces el sol, y un día vino a ser como dos (Eccli. 46, 5). Según esta explicación lo extraordinario consiste, no en el alargamiento milagroso del día, mediante una duración inusitada de la luz solar, sino en que el granizo y la aparición del sol fueron motiva-

Esthorón está situado 8 Km. al noroeste de Gabaón, y Ayalón 18 Km. al oeste; Azeca 20 Km. al sur de Bethorón; Maceda, tal vez 35 Km., según Eusebio (Onom.). 8 millas romanas (12 Km.) al oriente de Eleuterópolis tefr. Döller, Studien 162). LB 1 500 649. HL 1910, 76 ss.

Fué una terrible tempestad de granizo, acompañada de truenos y rayos, como la de Egipto (cfr. núm. 240), o como la que envió Dios en la victoria de Samuel sobre los filistos (1 Reg. 7, 10). Hummelauer, Comm. In Iosue 232, trae ejemplos de tremendas catástrofes producidas por el granizo, funestes de parte la headyra. tas aun para los hombres.

La expresión «tan largo» es una declaración de la Vulgata; el texto hebreo dice: «un día como

éste», y caracteriza la importancia del día por la observación que luego sigue.

Comm. in Josue 233 88.

Josue habla aqui según las apariencias. A él le interesa que no llegue la noche antes de tiempo, josue nabla aqui segun las apariencias. A el le interesa que no llegue la noche antes de tiempo, mas no el modo y manera como Dios pudiera lograr esto. El texto hebreo podría traducirse así: a 501, calla (es decir, cesa de brillar) sobre Gabaón, y luna, sobre el valle de Ayalón! Y el sol calló, y la luna se detuvo, hasta que el pueblo se hubo vengado de los enemigoso.
 4 Probablemente una coiección de canciones acerca de los hechos extraordinarios de los hombres temerosos de Dios tycase pág. 52, nota 4). El libro segundo de los Reyes (1, 18; cfr. núm. 502) cita de la misma colección los lamentos de David por la muerte de Saúl y Jonatás.

dos por la oración de Josué. — Diverso camino siguen etros interpretes 1, tradaciendo el texto hebreo: «Sol. cállate testo es, cesa de brillar) sobre Gabaón, y luna, sobre el valle de Avalón». Los israelitas, fatigados por la marcha nocturna desde Gálgada a Gabaon, y por la batalla de antes del mediodía, estaban a punto de desfallecer, sin lograr el fruto de la victoria; pues el sol desde el zenit enviaba ardientes ravos, y no había nubes que mitigasen su ardor. En este apuro, suplicó Josué al Señor que «se estuviesen quedos» el sol y la luna, es decir, que del mar subiesen nubes que ocultaran de la vista ambos astros. Ovó Dios su plegaria de una manera inesperada; pues envio, no sólo densas nubes, sino en ellas una tormenta de granizo que aniquiló a sus enemigos. Gracias a este auxilio divino, pudo Josué en el curso de un día conseguir una victoria que de otra suerte hubiera costado dos días. Por ello oun día vino a ser como doso, un día cual no hubo otro igual antes ni después. Cuando las opacas nubes se disiparon, vióse todavía el sol en el firmamento, con asombro de todos los que creían que va había anochecido. Por el trabajo realizado, parecioles este día de batalla mucho más largo que los demás; lo cual expresa poéticamente el libro de los Justos de esta manera: «El sol detuvo su carrera sin ponerse por espacio de un día». Según esta interpretación, lo prodigioso consiste en que, a la voz de Iosué, Dios hizo subir del mar densas nubes, de las que se sirvió para pelear por Israel 2.

415. Mas los cinco reves se escaparon y escondieron en una cueva de la ciudad de Maceda. Luego que Josué tuvo noticia de esto, no queriendo interrumpir la persecución del enemigo, mandó rodar unas grandes piedras a la boca de la cueva, poniendo hombres que la custodiasen. Después que hubieron exterminado a sus enemigos, aun a aquellos que se habían refugiado en ciudades fuertes, mandó Josué sacar de la cueva a los cinco reves, matarlos y colgar sus cadáveres en palos, arrojarlos luego en la cueva y cerrar la entrada con grandes piedras. En continua carrera triunfal apoderóse después de Maceda, Lebna, Laquis, Eglón, Hebrón y Dabir 3; derrotó al rey de Gazer 4, que pretendía socorrer al rev de Laquis; conquistó toda la región meridional de Canaán; pasó a cuchillo a los habitantes e hizo matar a sus reves. Y volvióse con todo Israel a Gálgala, donde estaba el campamento.

Amedrentado por estas conquistas Jabín, rey de Asor 6, reunió a todos los reves del norte del país con todos sus ejércitos en la región del lago de Merom . Congregó un gentío innumerable como la arena del

Cfr. The I (1913) 457 ser; ZKTh (1913, 805 ser.
 Según Schulz (Josue 41), este episodio es solo un cuento popular (1), no un hicho real; cfr.

avmero 17 e.

No se ha logrado fijar la situación de Lehna; pero debe buscarse no lejos de Eleuterópolis. También se disputa de la situación de Laquis; creen algunos hallarlo en Umm Láqis, pero probablemente el lugar denominado. Tell el-Hasi, unos 27 Km. al oeste de Hebrón. Eglón es la actual Chirbet delschlán, unos 3 Km. al norte de Tell el-Hasi. Dabin, llamada también Kariat-Sefer y Kariatsenna efr. Ios. 13, 15 40), estaba situada donde lo está hoy la aldea el-Dahariye, entre Hebrón y Becrseba. Más pormenores en Döller, Studien 252 266 14 39; Rb 259 237 142 129.

Gazer ha sido encomada en las ruicas de Tell Gezer, cerca de Kubat, qu- está situado en el camino de Jafía a Jerusalén, donde comienza la región montañosa. No se habla aquí de la conquista de la ciudad. Cfr. núm. 9, y Macalister, Streiflichter zur bibl. Geschichte aus der altpalastinischen Natal Gezer (Wismar 1907).

N'adt Gezer (Wismar 1907).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. num. 412. Coligese de esto que Josué acampó con el grueso del ejército y el pueblo en teálgala, y de aquí tuvo en jaque a los canances (cfr. los. ο α: 10, 43; 14, 4), como hicieron los Hycsos en el bajo Egipto (Ayaris). De esta manera evitó la disgregación del pueblo y manturo viva la

Hycsos en el bajo Egipto (Avaris). De esta manera evitó la disgregación del pueblo y mantuvo viva la conciencia de la unidad religiosa y nacional, hasta tanto que se vió quebrantado el pueblo y mantuvo viva la conciencia de la unidad religiosa y nacional, hasta tanto que se vió quebrantado el pueder del cananco, legion de la lacenta de la gran ciudad descuberta en los escombros de Tell Hara, 3 Km. al sudeste de Cedes, Cedes está 12 Km. al noroeste del lago de Merom. Según los. 11, 10, el rey Asor tenía desde antiguo cierta preponderancia sobre los reinos del nerte de Canaán, Cfr. Dóller, Studien 160 s.; LB I 451; Rb 31; núm. 111.

2 Cfr. num. 133 y 141. Está en una explacada del valle del Jordan, 83 m. sobre el Mediterráneo, 274 m. sobre el lago de Genesaret, 475 m. sobre el mar Muerto, de donde le viene el nombre, que significa enguas de la alturan, Atravió-ale el Jordán, que nace 30 y 60 Km. más al norte. M derretirse las nieves alcanza 20 Km. de largura por 7 Km. de anchura; sus aguas son turbias e insanas; abunda la pesca. En verano está casi vacío, asemejándose a un pantano cenagos de forma acorazonada, de 5 kilómetros de largo por otros 5 de ancho, donde crecen el junco, el galdiolo, el papiro, etc., y moran la serpiente, el jabalí, etc. Llamóse más tarde Samochonitis, alago de la alturao, según otros alago abundante en pescan; hoy se llama Bahr el-Hulch, es decir, lago del valle. Rb 262.

mar, y una multitud inmensa de caballos y carros. Animado por Dios, vino Josué a marchas forzadas contra ellos, los acometió de súbito y los persiguió hasta la gran ciudad fenicia de Sidón. E hizo como el Señor le había mandado: desiarretó sus caballos y quemó sus carros 1. Volvióse luego y tomó Asor, degolló a su rey, que se había refugiado en la ciudad. y a todos sus habitantes, y redujo la ciudad a cenizas. Conquistó luego sucesivamente 2 todas las restantes ciudades, pasó a cuchillo a sus reves v habitantes v reduio a cenizas sus ciudades, con excepción de las fortificadas que se hallaban en collados y alturas. A excepción de Gabaón, Cafira, Berot y Cariatiarim que se entregaron pacificamente a Josué, y por eso hallaron gracia, no hubo ciudad alguna que de suvo se rindiese; v así todas perecieron por su obstinación.

417. En la sucinta narración del remate de la conquista de Canaán (los. 10. 20-11, 20), se dice haber quitado Josué la vida a todos; que nada quedó con vida; que Josué derrotó a los cananeos hasta el aniquilamiento, como había mandado Moisés en la Ley. Esto no obstante, es injusto acusar a los israelitas de haber caído sobre Canaán cual «nómadas rapaces y asesinos» 3, y de haber «derramado un río de sangre inocente» 4; ni hay razón para expletar este asunto contra la Revelación. Ante todo, conviene distinguir la legislación mosaica acerca del anatema, del derecho de guerra de aquellos tiempos. Por lo que hace al último, no podían los israelitas esperar compasión alguna de parte de sus enemigos; tampoco, pues, tenían éstos derecho ni razón para esperarla de los hebreos. Además, fuera de Israel estaba también en uso el anatema, en virtud del cual se destruía en honor de la divinidad todo ser viviente. Las crueldades de que innegablemente se hicieron culpables los israelitas en sus guerras, nada tienen que ver con su religión, como no se pueden achacar al Cristianismo las crueldades de los cristianos en la guera mundial. No proceden del espíritu de la religión, aunque aparezcan ligadas a intereses o motivos religiosos. La comparación con lo que otros pueblos hicieron, resulta favorable a Israel, «Reunido todo lo que queda, después de descartar traducciones erróneas (cfr. núm. 538) e interpretaciones arbitrarias, es insignificante comparado con las crueldades inauditas y los ríos de sangre de que se hicieron culpables la codicia y lujuria insaciables, el despotismo conculcador y el ingenioso espíritu de venganza de los poderosos príncipes asirio-babilonios» 5.

Si Dios, en virtud de su soberanía ilimitada, mandó a Israel conquistar la tierra de Canaán y exterminar a los habitantes en castigo de su impiedad y de sus costumbres depravadas, ninguna injusticia ni crueldad hay en ello, como advierten el Libro de la Sabiduria (12, 3 ss.) 6 y san Agustín 7. És un tesoro tan grande la conservación de la verdadera fe y de las buenas costumbres, que no se opone a la santidad, justicia y bondad de Dios que el médico divino corte o haga amputar del cuerpo de la humanidad un miembro que pone en peligro tan soberano bien. Por eso amenazó el Señor a Israel con un castigo semejante. El anatema era un castigo de Dios, como los demás (diluvio, peste, etc.). Que éstos se llevasen a cabo mediante las fuerzas de la naturaleza y aquél por mano de los hombres, no implica otra diferencia sino que las fuerzas naturales dependientes de la divina voluntad no pueden rebasar los límites del castigo deseado por Dios, mientras que el hombre, dotado de libre albedrío, pasa a veces la justa medida. No siempre llevaba consigo el anatema la destrucción de todo lo anatematizado (hombres, animales y objetos); el Antiguo Testamento distinguia varios grados: unas veces parte del botín se destinaba al Santuario o se entregaba a los vencedores; otras sólo se degollaban determinada clase de hombres.

<sup>1</sup> La caballería y los carros falcados debieron impresionar vivamente a los israelitas nacidos en el desierto. El haberlos destruído significaba que el pueblo de Dios no tenía por que temerlos, ni debia aprevecharse de ellos para reforzar su ejército, sino más bien invocar el nombre del Señor ten. E col. 15, 14; Deul. 17, 10; Ps. 10, 8; 140, 10).
2 ello mucho tiempos el 10s. 11, 181; según Josefo, en cinco 2008.
3 ello mucho tiempos el 10s. 11, 181; según Josefo, en cinco 2008.
4 Delitzsch, Die grosse Tauschneg (1020) \$1.
5 Delitzsch, Babel und Bibel II 32; cfr. Rückblick \$2.
6 Kugler, Babylov und Christentam \$7.
6 Cfr. Schmid, Die aussenredentheken Heilswege Gottes 255 según Agustín, c. Faustios I. 22, 6, 72-70; Quaest. 10 in Josue.

Pero en ningún pasaje mandó la Ley el exterminio de todos los cananeos, sino sólo de los siete pueblos nombrados en Deut. 7, 1 y otros pasajes, los cuales, por su rebajamiento moral, eran un continuo peligro para Israel, como se mostró más tarde. Hay textos en que el exterminio significa sólo anulación del enemigo, sometimiento (Ios. 17, 13. Iudic. 1, 27-36) o destierro de la tierra de Canaán (Ios. 23, 13). Los demás pueblos no estaban excluídos de morar en común con Israel (como lo demuestra sobradamente la historia), con tal que se acomodasen a las costumbres de los israelitas y aceptaran la circuncisión (obligándose a la Lev). Los avisos de la Lev relativos al exterminio de los cananeos, en el fondo no eran sino «el acento angustioso e inquietante por el porvenir del pueblo de Dios: cómo podría conservar en medio de los gentiles el sagrado patrimonio de la fe y de la vocación divina, máxime siendo en él tan viva la propensión al paganismo y al espíritu mundano de Canaán» ? Por lo regular, el anatema comprendía sólo a los culpables, como se colige del precepto de investigar la culpabilidad de las ciudades idólatras antes de ejecutar el anatema. Competía esto sólo a Dios o a su lugarteniente, de suerte que el anatema tenía siempre carácter de castigo infligido por Dios. La orden de destruir todo lo anatematizado, como cosa consagrada a Dios, refrenaba la codicia de los particulares y de la comunidad; el pillaje era un crimen y un perjurio contra Dios. La guerra emprendida para ejecutar el anatema tenía carácter ético e idealista, a pesar de toda la crueldad que encerraba.

418. En substancia, Israel había entrado en posesión de la tierra prometida <sup>3</sup>. Podía encomendarse a las tribus la empresa de someter totalmente las ciudades aisladas, situadas en las montañas o en la costa. A treinta y uno ascendía el número de reyes vencidos con el auxilio milagroso de Dios (cap. 12). Mas era ya hora de repartirse la región occidental del Jordán <sup>4</sup>, según la orden divina (cap. 14-17; consúltese además el mapa de Palestina o de Canaán).

Comenzóse el reparto en Gálgala. Caleb, por su fidelidad e intrepidez (cfr. número 361 s.) obtuvo la comarca de Hebrón, según se lo había prometido el Señor. El mismo había pedido esta región, prometiendo exterminar con la ayuda de Dios a los hijos de Enak que allí habitaban. Luego echaron suertes entre las tribus poderosas de Judá y José (Efraim y media de Manasés). Cupo a Judá la región más grande y fértil de Canaán, a saber, toda la región meridional entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, hasta el país de los amalecitas e idumeos, ciento veinticinco ciudades, entre ellas Hebrón y Belén. La región de Efraim estaba casi en medio de Canaán, desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán; era muy fértil, y tenía las ciudades de Silo, Siquem y más tarde Samaria. La porción de Manasés estaba próxima a la de Efraim; tenía al occidente por límite el Mediterráneo.

Las restantes tribus demoraron el reparto, porque les agradaba más la vida

¹ Segun el texto hebreo. — Esto se confirma por la noticia verosimil de haber emigrado al norte de Mrica por aquel tiempo algunas tribus cananeas (fenicias), huyendo de los invasores; cfr. Kaulen-Hoberg, Einleitung § § 2c8.

Schell, Jahre und Marduk (Kleinere Schriften, editados por Hennemann, 1908, 450). Cír. Doller, Der Bann im AT und im spateren Judentum, en ZKTh 1913, 1 ss.; Happel, Feindeshass und Gransamkeit im AT, en TheMS 1904, 430 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Segui las afirmaciones de los modernos, la conquista de Canaán no se verificó de una vez, sino poco a poco, y fué acompañada de circunstancias muy distintas de las que nos pinta la Sagrada Escritura. Algunas tribus salieron de Egipto y se encaminaron a Canaán mucho antes que Josué, y se establecieron en el sur y aun en el centro del país (Aser; efr. num. 232) y ayudaron a sus hermanos, que lo invadieron más tarde a las órdenes de Josué. Estas hipótesis se relacionan en parte con tacestión de la fecha del évodo y en parte con una idea del origen del pueblo de Dios, opuesta a los datos de la Biblio (efr. núm. 20 y 228). Puede admitirse la posibilidad de que ciertas tribus (familias) mantuvieran relación con Canaán, y alguna división del ejército de Moisés (efr. núm. 362) y Josué operase por cuenta propia y atacase a los cananeos por distintos sitios. Repárese, empero, en que la fuerza de Israel estriba en su unidad religiosa, para la cual fué educado en el desierto; una invasión por grupos hubiera fracasado completamente. Esto viene a robustere la tradición biblica y demostrar la falsedad de las teorias modernas. Lo que hay de cierto es que ni el Libro de Josué ni el de los Jueces pretenden darnos una historia avabada de aquella época. Cfr. Rieber en K IV (1905) 175.

\*\*Acerca det reparto de la región transjordánica (Jos. 13, 15-24) efer núm. 387.

\*\*Como desde la primera expedición de los exploradores (segundo año de la salida de Egipto) habían

<sup>\*</sup> Como desde la primera expedición de los exploradores (segundo año de la salida de Egipto) habían transcurrido 45 años, el reparto de la región occidental comenzó el séptimo después de comenzar la conquista. Caleb tenía a la sazón 85 años, pero se conservaba tan robusto como a los 40 (10s. 14, 7 to s.; cfr. Eccli. 46, 9-12).

nómada que la lucha a exterminio contra el Cananeo. Apremióles Josué en Silo <sup>1</sup>, donde había fijado el Tabernáculo, a terminar el reparto de la tierra; y a este objeto encargó a personas de confianza que demarcasen con exactitud todo el país. Salió primero la suerte de *Benjamin*, la cual obtuvo la región fértil comprendida entre Judá y Efraim, con las ciudades de Jerusalén, Jericó y Betel <sup>2</sup>. A Simeón, la tribu más débil de tedas, tocóle su parte dentro de la de Judá <sup>3</sup>; pues se encontró que la de esta tribu era demasiado grande, comparada con el total de las siete tribus.

A Zabulón se le adjudicó la región comprendida entre el lago de Genesaret y el mar Mediterráneo, al pie del monte Carmelo. — La porción de Isacar vino a estar situada, como Jacob había profetizado, en medio de las otras tribus, entre Zabulón, Manasés, Efraim y Gad, en la región más fértil de Palestina, con las hermosas vegas de Jezrael y de Sarón. — Iser obtuvo la fértil zona del litoral, desde el Carmelo hasta Fenicia. — Cupo en suerte a Neftali la región comprendida entre el lago de Genesaret y el Líbano. — Para Dan quedó una comarca relativamente pequeña, próxima al Mediterráneo, entre Judá y Efraim. Esta grande tribu debía servir de muralla contra los belicosos filisteos. Los danitas conquistaron muy pronto a los sidonios los dominios de la ciudad de Lesem o Lais, que llamaron Dan, situada al pie del Líbano 4. — La tribu de Levi no obtuvo terreno alguno propio, sino cuarenta y ocho ciudades, desparramadas por todas las tribus : trece de ellas, en Judá, Simeón y Benjamín, fueron destinadas a los sacerdotes. Señalósele además el diezmo de todos los frutos de la tierra y de todos los animales domésticos puros y una parte de los sacrificios 5.

419. Así cumplió Dios la promesa que hiciera a los Patriarcas. Israel vivía ya en aquel magnífico país, y gozaba de paz con todos los pueblos vecinos; nadie se atrevía a resistirle. Israel supo corresponder (en lo esencial) a la bondad y fidelidad del Señor con fidelidad a su Dios y a su santa Ley 6.

Buen testimonio de esto dieron las tribus transjordánicas en la siguiente coyuntura. Al despedir Josue a los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y media Manasés?. díjoles entre otras cosas: «Volveos a la tierra de vuestra posesión que os entregó Moisés al otro lado del Jordán. Guardad la Ley, amad al Señor, vuestro Dios, andad en todos sus caminos, y servidle de todo corazón y de toda vuestra alma». Y recibida la bendición, ellos partieron para sus casas. Mas, cuando hubieron llegado a la orilla del Jordán, erigieron un altar de descomunal magnitud. Las otras tribus creyeron ver en este acto una apostasía y un sacrilegio y la intención de ofrecer a Dios sacrificios en distinto lugar del establecido. Reuniéronse, pues, en Silo para pelear contra ellos y castigarlos,

Capítulo 18.20 Silo correspondo a la tribu de Ejraim, a la cual pertenecía Josué; estaba situado casi en el centro de país, 30 Km. al norte de Jerusalén, 20 Km. al sur de Siquem, en un cerro circundado casi por completo de montañas; un lindo valle, fertil en extremo, le daba salida hacia el norceste. Dies etigio aquel lugar para su Santuario (Deul. 12, 11; 10s. 0, 27; cfr. 18, 1); en Silo estuvo establecido el Santuario mas de 300 años, hasta el reinado de Saul. Pero a veces sacaban los israelitas el Vea de la Alianza al campo de batalla; mas desde que cayó en manos de los filisteos en tiempo de Heli, no volvió más a Silo; los sacrilícies, empero, seguían celebrándose en esta ciudad. Luego que dejó de ser la sede del Santuario, decayó rápidamente, y en tiempo de Jeremías (7, 2) estaba ya en ruinas; san Jerónimo encontró sapenas los fundamentos de un altaro (Comm. in Sophon. 1, 14). El nombre se ha conservado hasta el dia de hoy en la palabra Seltun. Cfr. IIL 1882, 129 ss.; Doller, Studier 23; Rb 341.

Jerusalén y Betel estaban todavía por conquistar; la primera fué tomada por Judá y Benjamín se consideró en seguida como propiedad de esta ultima tribu; Betel, 20 Km. al norte de Jerusalén, de conquistada por la tribu de José (Manasés y Efraim, cfr. 10m. 222), tal vez por necesidad, pues estaba en los límites de esta tribu, y Benjamín no se cuidaba de ello; más tatde perteneció al remo del Norte (cfr. 10m. 179 y 424).

<sup>§ 18</sup> ciudades con sus pastos, desparramadas por la tribu de Judá; así se cumplió la profecía de Jacob (Gen. 40, 5-7). Sin embargo, Simem conquisto mas tarde parte de las montañas de Seir y de la tegión que está al sur de Judá, adoade se habían retirado los amalecitas (cfr. 1 Par. 4, 42 s).

Cfr. Ios. 19, 47; Indic. 18; mm. 450.

<sup>\*</sup> los. 13, 14 33; 21, 1-40; cfr. 375 y 387.

Ios. 21, 41-43.
Ios. 22; cfr. núm. 375 y 403. Tal vez Ios. 22, 4, no sigue cronelógicamente a Ios. 21, 43, sino

Acaso en la cumbre de Kurn Sartabeb 310 cm, sobre el mivil del Mediterranco, 610 sobre el valle del Jordani, no lejos del vado llamado Damieb, unos 25 Km, al oriente de Silo, unos 30 Km, al norte de Ierico (cfr. III. 1876, 53).

del Jerico (cfr. III. 1879, 54).

\* Cfr. Exod. 20, 21 88; Lev. 17, 1-8; Dect. 12, 4-8; mun. 418. Las aparentes) transgresiones de esta ley (per ejemplo, Indic. 2, 5; 6, 24; 1 Reg. 6, 15; 7, 10 17; 9, 12; 11, 15; 13, 9; 15, 12; 16, 57

según el mandato del Señor 1. Mas antes enviaron mensajeros para hablar a 108 supuestos prevaricadores: «Esto nos manda deciros todo el pueblo del Señor : ¿Qué transgresión es ésta? ¿Por qué habéis abandonado al Señor Dios de Israel, edificando un altar sacrílego y separándoos de su culto? Porque si creeis que es inmunda la tierra de vuestra posesión, pasad a la tierra en donde está el Tabernáculo del Señor y habitad entre nosotros; mas no os apartéis del Señor ni de nuestra compañía, edificando otro altar fuera del altar del Señor Dios nuestro. ¿No descargó la ira divina sobre todo el pueblo de Israel cuando Acán 5, hijo de Zaré, traspasó el mandamiento del Señor?»

Replicaron a esto las tribus: «El fortísimo Dios, el Señor lo sabe, y también lo sabrá Israel: si con ánimo de rebelión hemos levantado este altar, no nos ampare, sino que nos castigue desde ahora. No hemos edificado el altar con el aesignio de ofrecer sobre él sacrificios, sino sólo para que no llegue un día en que vuestros hijos digan a los nuestros: El Señor ha puesto lindes entre nosotros y vosotros, el río Jordán; no tenéis por tanto parte en el Señor. Sólo para testimonio entre vuestra posteridad y la nuestra ha de servir; para que nosotros, lo mismo que vosotros, tengamos parte en el Señor y nos sea permitido servirle con sacrificios. Lejos de nosotros apartarnos del Señor Dios nuestro». Satistechos y muy alegres regresaron los mensajeros a Silo, y las tribus allí reunidas volvieron a sus casas, tranquilas y alabando a Dios.

420. Luego de cumplir Josué su cometido, habíase retirado a la ciudad de Tamnatsare 3, en las montañas de Efraim; y habiendo transcurrido mucho tiempo de paz para Israel, y en edad avanzada 4, sintió que se acercaba el fin de sus días. Quiso inculcar una vez más a todo el pueblo la fidelidad a Dios y renovar la Alianza de Israel con su Señor. Congregó en torno suyo a los Ancianos y principes del pueblo 5; recordóles todas las grandes cosas que el Señor había hecho con ellos y les previno contra la infidelidad para con El.

a Vosotros habéis visto todo lo que el Señor Dios vuestro ha hecho con todas las naciones que tenéis alrededor, y de qué manera El mismo ha combatido por vosotros; y que ahora os ha repartido por suerte toda la tierra, desde la parte oriental del Jordán hasta el mar grande. Aun quedan muchas naciones; pero el Señor Dios vuestro las exterminará y disipará de vuestra presencia, y pospereis la tierra, como os lo ha prometido. Solamente que seáis esforzados y solícitos en guardar todas las cosas que están escritas en el libro de la Lev de Moisés; y no os desviéis de ellas ni a la diestra ni a la siniestra. No juréis por el nombre de los dioses extranjeros, mas estad unidos al Señor Dios vuestro, como lo habéis hecho hasta este día; y entonces, el Señor Dios disipará de vuestra presencia estas gentes grandes y muy fuertes, y ninguno os podrá resistir. Uno solo de vosotros perseguirá a mil hombres de enemigos; porque el Señor Dios vuestro combatirá. El mismo, por vosotros».

Mas si quisiereis entregaros a los errrores de estas gentes que habitan entre vosotros, y mezclaros con ellas por matrimonios, y contraer amistades, tened entendido ya desde ahora que el Señor Dios vuestro no las exterminará de vuestra presencia, sino serán para vosotros un hoyo, una trampa y un tropiezo que tendréis al lado y una espina en vuestros ojos, hasta que Dios os quite y extermine de esta hermosa tierra que os ha dado. Ved que yo estoy para entrar en el camino de toda carne, y ya veis que el Señor no ha dejado sin efecto ni una sola palabra de todas las que os prometió. Mas así también descargará todos los males con que os ha amenazado, si no guardáis el pacto del Señora.

<sup>21, 6</sup> ss.; Il Reg. 6, 12 ss.; 15, 8) se expirean observando que el procepto no se referia mera y exciusivamente al lugar que Dios escoglese para sede permanente de su Santuario, sino comprendia también cualquier otro lugar donde el Señor quisiera manifistar su nombre, esto es, su presencia. Ctr. Engel-kemper, Heiligtum und Opierstatten in den cosetzen des Pentatenche Paderborn (168)

Deut. 13, 12 55

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Acerea de la situación de Tamnatsare y d l sepulcro de Josep efr. pág. 338, nota 5.

los. 23, 1; cfr. 13, 1.
 En Tamnatsare o acaso en Silo, dondo estaba el Santuario. También es posible que esta reunión sea la misma del capítulo 23 y 24, por consigniente en Siquent (los. 24, 11; en tal supuesto, Josué se dirige en el capítulo 23 a los jefes, en el capítulo 24 al pueblo.

421. Deseando renovar con toda soiemnidad la Alianza con el Señor. congregó Josué a todas las tribus y especialmente a los prepósitos de las mismas en la ciudad de Siguem evocadora de santos recuerdos de los tiempos patriarcales. Y cuando estuvieron delante del Señor , púsoles ante los ojos la graciosa providencia del Señor con los Patriarcas v con Israel v les exhortó a la fidelidad inquebrantable para con Dios:

«Temed al Señor (Yahve) v servidle con un corazón perfecto v sincero. Pero si os parece cosa mala servir al Señor, elegid hoy lo que os agrada: servir a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis; que vo y mi casa serviremos al Señorn. Y respondió el pueblo, y dijo: «Lejos de nosotros abandonar al Señor y servir a dioses ajenos. El nos sacó de Egipto, v obró a nuestros ojos grandes prodigios, v nos dió esta tierra, quitándosela a los cananeos. Serviremos, pues, al Señorporque El es nuestro Dios».

Y anadió Josué: «No podéis servir a la vez al Señor y a los dioses ajenos», Respondió el pueblo: Sólo al Señor serviremos. Prosiguió Josué: «Vosotros sois testigos, de que vosotros mismos habéis escogido al Señor para servirlen-Y respondieron: "Testigos somos". Así ratificó Josué la Alianza. Escribió también todas estas palabras en el libro de la Ley del Señor 3 y cogió una gran piedra y la colocó debajo de una encina que estaba en este santo lugar, y dijo a todo el pueblo: «Ved aquí esta piedra que os será testimonio para que no seáis después infieles al Señor». Luego despidió al pueblo.

No mucho después murió Josué, siervo de Dios, a la edad de ciento diez años. Le sepultaron en los términos de su posesión en Tamnatsare, ciudad situada en las montañas de Efraim, al norte del monte Gaas. Los restos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, los sepultaron en Siquem, en una heredad que Jacob dió en herencia a José L También murió el sumo sacerdote Eleazar, y le sepultaron en Gabaat 😽 posesión de su hijo Fineés 4, en la montaña de Efraim 7.

422. En el maravilloso paso del Jordán, lo mismo que en el del mar Rojo, ven los santos Padres una figura del Bautismo \*, que abre a los hombres el paso de la tierra prometida de la Iglesia, y el camino de la eterna herencia del cielo-La caída de los muros de Jericó fué, según los santos Padres, figura del derrumbamiento de la gran fortaleza del mundo pagano, provocado por los apóstoles con fuerzas tan insignificantes al parecer. Las vueltas religiosas que por orden del Señor dieron los israelitas (alrededor de Jericó), llenos de fe y confianza, y que tuvieron tan prodigiosa virtud, figuras eran de nuestras procesiones ecle-

<sup>1</sup> Cfr. núm. 388. Aquí probablemente encaja la sección allí expuesta. Quizá también esté relacionada

la renovación de la Alianza con el suceso referido en el núm, 419.

Las palabras ey ellos comparecieron en la presencia del Señor» (24, 1), y la mención que más abajo (24, 26) hace del «Santuario del Señor», no son prueba cierta de que el Arca de la Alianza (o el Tabernáculo) hubiese sido llevada a Siquem: la expresión «en la presencia del Señor» significa tan sólo una ceremonia religiosa solemac, y «Santuario del Señor» puede llamarse aquel lugar, porque estaba consagrado por el sacilicio de Abraham y por la promesa que hiciera la familia de Jacob de renunciar a toda idolatría.

Cfr. núm. 388 y 396.

Núm. 223. Según tradición judía, trajeron también los restos de los hermanos de José y los enterraron en el mismo lugar (cfr. Act. 7, 15 s.).

Níctor Guérin (1863) creyó descubrir el sepulcro de Josué en la ladera septentrional de un monte.

Yíctor Guérin (1863) creyó descubrir el sepulcro de Josud en la ladera septentrional de un monte-próximo a Tibne (Thamnath), unos 30 Km. al norceste de Jerusalén; es un amplio sepulcro familiar, cavado en la roca, de los más hermosos de Palestina. Los investigadores modernos, por el contrario, se inclinan a creer, de acuerdo con la tradición judeo-samaritana, que la ciudad de Tamnatsare, con el sepulcro de Josué, estaba junto a la actual Kefr Hares, 14 Km. al norte de Tibne (Rb 1893, 608). Según la misma tradición, la actual aldea Awerta, 7 Km. al sur de Naplusa (Siquem), es la ciudad híblica de «Gabbat Fineés», mientras que Guérin busca el sepulcro de Eleazar en Djibia, a 5 Km. de Tibne. Cfr. Guérin, La Terre Sainte I 253; II 232; LB II 331; III 156
\* El texto hebreo dice: «en Gabbat Fineés», es decir, en una colina o monte de la herencia asignada a ligué. La palebra hebreo adeta o gabba, gabban, esta significa colina o altura. Es un colona o altura. Es un colona o altura.

<sup>\*\*</sup> El texto hebreo dice: «en Gabaat Fince», es decir, en una colina o monte de la Prentia asignada a Fincés. La palabra hebrea geba o gabae, gibeah, gabaon, etc., significa colina o altura. Es un término muy común; para distinguir unos de otros los lugares que llevan dicho nombre, se les añade algún calificativo, por ejemplo, Gabaa de Benjamín o Gabaat de Saúl, Gabaa en Cariatiarim, etc. Acerca de los distintos Gabaa cfr. LB II 325; AB 50; Rb 159.

\*\*Véase el elogio de Josué en Ecch. 46, 1 ss.

\*\*Tanto más cuanto que, según la tradición, en aquel mismo lugar del lordán fué bautizado el

Salvador por san Juan Bautista, santificando y consagrando en cierto modo el agua para el sacramento del Bautismo (cfr. núm. 405 s.).

siásticas. Suma alabanza merece la le de Rahab en el verdadero Dios a quien reconoció por los portentos, y el celo que desplegó por salvar a los exploradores 1. Su incorporación al pueblo de Dios con derecho a participar en las promesas y bendiciones nos enseña cuán gran favor está reservado en el reino del Redentor a los paganos que se hacen creventes. El haber sido madre del linaje del Redentor<sup>2</sup>, así como la elección de las otras tres mujeres en la genealogía de Jesucristo<sup>3</sup>, significa, según san Jerónimo, que el Señor no tiene a menos proceder de pecadores (Tamar, Rahab, Betsabee), habiendo venido a este mundo para borrar los pecados de todos; la vocación de Rahab y de Rut es también figura de la vecación de los gentiles . Finalmente, la casa de Rahab donde se salvaron cuantos allí se habían refugiado, mientras en su derredor todos perecieron, puede considerarse como una figura de la Iglesia de Cristo.

En todo es Josué figura de Jesucristo; en el nombre de Josué o Jesús, que le fué dado por Moisés ; en haber conducido a los israelitas a la tierra de promisión, y conquistado este país 6; y finalmente en los portentos de que fueron acompañados estos hechos y en la ratificación de la Alianza. Así Iesucristo lleva a los hombres por el Bautismo al reino de su Iglesia. El es quien les ha conquistado este reino con sus triunfos sobre la muerte y el infierno, y con los de sus apóstoles y ministros. También estas victorias yan acompañadas de grandes prodigios, y mientras dura la lucha, brilla en el cielo de la Iglesia la luz esplendorosa de un sol espiritual, el Evangelio, que ilumina todo el mundo. Finalmente, antes de ir al Padre, pacta lesucristo con los suvos la Nueva

Alianza L

## Los Jueces. Otoniel, Aod, Samgar

(Iudic, 1-3)

423. El libro de los jueces " se propone demostrar, relatando unos cuantos succesos importantes de un período de más de trescientos años, que sólo en la completa entrega al Señor y en su santa Lev podía hallar la salvación y prosperidad el pueblo de Dios. Porque, siempre que Israel (va todo el pueblo, ya alguna tribu) se apartaba de Dios, caía luego en poder de los enemigos; pero tan pronto como se convertía y acudía a Dios en demanda de auxilio, suscitábale el Señor heroes piadosos que le daban libertad y regian sus destinos. Estos

heroes fueron los Iueces (cfr. Iudic, 2, 12 ss.).

Recibieron el nombre de Jueces, no sólo porque dirimían las contiendas jurídicas (cfr. 4, 5), sino principalmente porque protegían el derecho y la justicia conforme a la Lev de Dios, y defendían con todas sus fuerzas de manera particular el culto del verdadero Dios, combatiendo la abominación de la idolatría y ejecutando los castigos del Señor en sus opresores paganos. Comenzaron por ejercer el mando supremo en la guerra contra los gentiles que les oprimían; mas luego desempeñaron también las funciones de gobierno formal, siendo por otra parte inseparables en Oriente los conceptos de regir y juzgar desde los tiempos más remotos. La Sagrada Escritura usa frecuentemente ambas palabras como sinónimas. Sin embargo, el gobierno de los Jueces era muy distinto del de los reves. Aquél tenía siempre carácter extraordinario y se fundaba en un llamamiento directo de Dios; no era hereditario, ni se ejercía necesariamente sobre todas las tribus; carecía del aparato externo de la dignidad real y dejaba

Hebr. 11, 31. Iac. 2, 25.

Matth. 1, 5. Matth. 1, 3 ss.; cfr. núm. 408 y 457.

San Jeronimo, In Matth. 1, 5

Cfr. núm. 359. Hetr. 4, 8 s.

Dan. 9, 27; cfr. también Ioanu. 13-17. Acerca del carácter tipico de Josue cfr, Weiss, Messian,

<sup>\*</sup> Cfr. Kaulen-Hoberg, Einleitung & 200; Schöpfer, Geschichte des ATe 337 --: Hagen, Intr. Comp.\* numero 280; Hummelauer, Comm. in lib. Indicum et Ruth (Paris 1888); Neteler, Das Buch der Richter (Münster 1900); Zapletal, Das Buch der Richter (Münster 1923).

<sup>\*</sup> Los magistrados supremos de Cartago se llamaban sufetes (hebr. schophetim); nombre y concepto coinciden con los de los Jucces de Israel.

(Cfr. I Reg. 8, 5; Ps. 2, 10; 71, 1 ss.; Amos. 2, 3.

aparecer a Dios como verdadero Rev de Israel Los Iucces no exigían tributos, ni reclutaban tropas. Podía también suceder que ejerciesen simultáneamente el oficio de juez varias personas en distintas tribus. Así durante los ochenta años de paz que Aod logro con sus victorias sobre los moabitas, acontecieron probablemente la opresión de las tribus del norte por Jabín y las incursiones de los filisteos por el sudoeste — a la que opuso resistencia el juez Samgar . También comenzaron simultáneamente al occidente la opresión de los filisteos, que duró cuarenta años, y al oriente la de los ammonitas 4: de suerte que lefté y sus sucesores juzgaron al mismo tiempo que Helí, Sansón y Samuel. Con esto queda resuelta una dificultad de cronología: se dice en III Reg. 6, 1 que el Templo de Salomón se construvó el año 480 de la salida de Egipto; mientras que la suma de los años de gobierno de los Tueces es de 600 años. Ordinariamente suscitó el Señor los Jueces en la tribu más oprimida; las demás se reunían en torno de aquélla. Una vez que los Jueces conseguían humillar al enemigo, se retiraban a su vida privada, como hizo Gedeón . o se limitaban a ejercer el oficio de juez y

la influencia que su misión divina y sus méritos les habían granjeado.

Nos es desconocido el autor del Libro de los Jueces (si se puede hablar de un solo autor). El libro se compone de episodios tomados de la vida de cada uno de los Jueces, transmitidos oralmente o por escrito, compilados por una mano experta, fundidos en un todo y acaso completados más tarde. Puesto que *Iudic*. 13, 1 nos dice cuánto tiempo duró la dominación filistea, no es posible que el libro se compusiera antes de terminar aquélla; es decir, debió de redactarse después de la victoria de Samuel sobre los filisteos. Tiene gran probabilidad el testimonio del Talmud y de la tradición, según el cual Samuel es autor (o por lo menos recopilador de las «historias heroicas» contenidas en el Libro de los Jueces). Si fué Samuel, o bien otro escritor más moderno, si uno o varios los que reunieron el material sirviéndose de las fuentes, son cuestiones de poca monta, como sean los autores inspirados y nos cuenten la verdad histórica. Multitud de citas y alusiones del Antiguo y Nuevo Testamento suponen y confirman el carácter histórico y la credibilidad de los episodios que se narran en el Libro de los Jueces. Isaias (9, 4; 10, 26) alude al día glorioso de la victoria de Gedeón sobre Madián (Iud. 7, 22, 25). En los Salmos hay alusiones a sucesos del tiempo de los Jueces (Ps. 82, 10 ss.; 105, 34; 97, 8-9). El Edesiástico alaba la justicia y piedad de los Jueces (Eccli. 46, 13 ss.), y san Pablo los ensalza como heroes de la fe (Act. 13, 20; Hebr. 11, 32). También los racionalistas reconocen que la parte principal de la narración (2, 6-16, 31) contiene «documentos de gran valor» y «tradiciones antiguas auténticas» . Sólo rechazan el criterio religioso (profético) que informa el libro, como impuesto forzadamente al asunto y no conforme con la realidad. Pero sin ninguna razón: porque las fórmulas: pecado, castigo, liberación, en manera alguna fueron inventadas deliberadamente por el autor en el sentido que los racionalistas pretenden ; lo que sucede es que, para la historiografía profética, el pueblo de Israel forma una unidad nacional y religiosa, y esa unidad corre peligro tan pronto como una sola tribu se entregue a la idolatría, o sea oprimida por los paganos. Los episodios compilados con este criterio son ejemplos que manifiestan a las futuras generaciones la malicia de la apostasía y sus funestas consecuencias, el paternal gobierno y la solícita providencia de Dios; mas, para que los ejemplos tuviesen eficacia, era necesario exponerlos con su verdadero e incontestable carácter histórico.

Acerca de la duración del período de los Jueces, sólo se puede asegurar que debió de llegar a unos 350 años; porque si a los 480 años, de que habla

<sup>1</sup> Cir. Indic. S. 23-

<sup>\*</sup> Cir. I Reg. 8, 11: 14, 52.

Indic. 3, 31; 4, 1 to; 5, 14 ... Cir. Indic. to, 7

Indn. 8, 24.

I Reg. 7, 10 ---

No se puede objetar que Italie, 18, 30, bubla 44 dia de la cantividad del paíso ten hebreo: goloth ha'arez) y que, por tanto, el libro se escribió después del destierro. Aquí hay un error textual martificato; el escritor se refiere a la captura del Aria por los filisteos egoloth ha'aron) en tiempo de Heb. Compárese Italie. 18, 31, con 1 Reg. 4, 21; Ps. 77, 50.

Kittel, Geschichte 11: 25

<sup>&</sup>quot; Carnill, Einfeitung on; cfr. num. 420.

## PALESTINA Y CANAÁN





III Reg. 6, 1, restamos les 40 años del viaje por el desierto, los 25 del gobierno de Iosué, los del reinado de Saúl y los 40 del reinado de David, venimos a parar a dicho resultado. No se puede obtener mayor precisión, porque no sabemos el año del éxodo y no se puede determinar con seguridad la simultaneidad de varios Jucces. Además, algunos datos están expresados en números redondos. o son críticamente inseguros; de donde no sirven para el cálculo cronológico. Si, según lo antes expuesto (v. núm. 232), fijamos la fecha del éxodo hacia mediados del siglo xv. el período de los Jueces vendría a caer entre 1380 y 1030 1.

424. En la introducción (cap. 1) describe el Libro de los Jueces el estado de Israel luego de tomar posesión de la tierra de Canaán y después de la muerte de Iosué, hasta que las tribus se establecieron de fijo en las regiones que les tocaron en suerte. Pasa luego revista a las batallas del tiempo de Iosué, y a las que se llevaron a feliz término después de la muerte de aquel caudillo.

Judá debía ser la primera en tomar las armas, según la disposición divina. Unida a Simeón, cuyo territorio estaba en sus dominios, acometió a Adonibezec que avanzaba de la parte del norte, acaso para unirse con los cananeos contra Israel. Derrotaron a Adonibezec, le hicieron prisionero en la huída y le cortaron los pulgares y los dedos gordos de los pies, en justo castigo de las crueldades que él mismo confesó: «Sesenta reves <sup>3</sup> a quienes fueron cortados los pulgares y dedos gordos de los pies, recogían debajo de mi mesa las sobras de la comida; como vo hice, así me ha pagado Dios». De Bezec marchó Judá con el real prisionero a la conquista de la ciudad de Jerusalén, que había correspondido a Benjamín; pero era demasiado fuerte para las fuerzas militares de esta tribu: la sitiaron, asaltaron la parte baja de la ciudad, la incendieron y mataron a sus habitantes. Mas no se pudo conquistar la parte alta, por ser mucha su elevación v firmeza. Quedaron, pues, allí los jebuseos; mas los benjaminitas reedificaron v habitaron la parte baja, hasta que David (unos 350 años más tarde) echó de allí a los jebuseos 4. Aquí murió Adonibezec.

Marchó luego Judá hacia el mediodía. Allí extirpó Caleb, como antes había prometido 5, a tres de los más fuertes hijos de Enak, que se habían establecido de nuevo en la ciudad de Hebrón, conquistada antes por los israelitas. Su hermano menor o sobrino 6 Otoniel tomó por asalto la ciudad de Dabir, y por este acto heroico se le dió por mujer a la hija de Caleb, Axa. Judá y Simeón conquistaron y redujeron a cenizas la ciudad de Tefat u Horma , en los límites meridionales; torciendo luego al occidente, tomaron en la llanura del mar Mediterráneo las ciudades filisteas 8 de Gaza, Ascalón v Accarón. Pero no pudieron exterminar a los moradores del valle, que tenían muchos carros falcados. — No cumplieron así su cometido las demás tribus; Efraim conquistó Betel 9, pero no exterminó al Cananco que vivía en la ciudad de Gazer. Análogamente las tribus de Manasés, Zabulón, Aser v Neftalí dejaron en paz a los cananeos que vivían dentro

de sus límites, o a lo sumo los hicieron tributarios.

La dispersión de Israel por todo el país y la convivencia con los cananeos ponían en constante peligro la vida religiosa y la unidad nacio-

1 Cir. Hontheim, Die Chronologie der Richterzeit und die agyptische Chronologie, en ZKth 1913, 76 ss.; Nikel en BZF III 158 ss.

Jefes de pequeños dominios, reves de ciudades. Esta mutilación era frecuente en la antiguedad. Pruebas en Zapletal, Buch der Richter 4 ss.

II Reg. 5, 6 ss.; cfr. núm. 5c7. Núm. 418.

Caleb tenía a la sazón of años. Otoniel tendría unos 40; y cuando derretó a Cusán, unos 48 (cfr. los. 14, 7 10; 15, 17; ludic. 1, 13; 3, 9 11; I Par. 4, 13). Es decir, anatema; con esto cumplieron el voto que antes hicieran (cfr. núm. 372).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es decir, señor o rey de Bezre. Se menciona esta ciudad en I Reg. 11, 8, como lugar de concentración de tropas en la guerra que Saúl emprendió contra los ammonitas; estaba situada (según san Jerónino, De situ et nom. locor. Hebr. sub v. Bezec) 17 millas romanas (25 Km.) al nordeste de Siquem. LB I 670.

¹ Es decir, anatema; con esto cumplieron el voto que antes hicieran (cfr. núm. 372).
² Cfr. núm. 159. La importancia de los filisteos en tiempo de los Juces se explica por una nueva inmigración de raza afines que, impelidas por los dorios, hubieron de abandonar sus lares. Amos o. 7, los hace originarios de Captor ≈ Creta (Vulgata: Capadocia). Pero es posible que se trate de diversas razas y emigraciones. Opinan los modernos que los filisteos eran originarios del Asia Menor (piratas). En los textos egipcios se ha encontrado un país, Kelt-her, que se identifica con el sur de Asia Menor, o sea, con Cilicia y Capadocia, y muy probablemente corresponde al Captor de la Biblia (OLZ 1910, 49-54, Wiedemann). Según esto, los LXX han conservado en Deut. 2, 23 y Amos una tradición aceptable. Cfr. Müller, Die Urheimat der Philister en MVAG 1901, 1; Rb 103 (Caphtorinn).
³ Cfr. núm. 418.

nal, de no tomarse las medidas oportunas. Así sucedió que, muerta aquella generación que había sido testigo de los prodigios del Señor y de las acciones de Josué, comenzó a enfriarse el celo religioso. Trabaron los israelitas alianzas y matrimonios con los idólatras, y participaron del culto y de las abominaciones gentiles. Se olvidaron de la Lev mosaica, de los avisos de Josuć y del pacto solemnemente ratificado con el Señor. Subió entonces el Angel del Señor de Gálgala al lugar que se llamó de los Lloradores 1, y dijo al pueblo allí reunido : «Yo os saqué de Egipto, e introduje en la tierra por la que juré a vuestros padres, y prometí que nunca jamás invalidaría mi pacto con vosotros: mas con tal condición que no haríais alianza con los habitantes de esta tierra, sino derribaríais sus altares: v no habéis querido oír mi voz.; Por qué habéis hecho esto? Por lo mismo no he querido exterminarlos de vuestra presencia; para que los tengais por enemigos, y sus dioses sean para vuestra ruina». A estas palabras rompieron en llanto los hijos de Israel y ofrecieron sacrificios al

Pero parte del pueblo persistió en sus alianzas religiosas y matrimoniales con los cananeos. En estas palabras resume la Sagrada Escritura el pecado de Israel y toda la miseria de aquella época : «Ellos hicieron lo malo delante del Señor, y sirvieron a Baal y Astarot» 3. Por lo que Dios los entregó en manos de Cusán-Rasataim, rev de Mesopotamia 1. Durante ocho años gimieron bajo su vugo. Pero clamaron por fin al Señor, el cual suscitó un libertador en Otoniel . Este juzgó a Israel, y el espíritu del Señor le acompañó. Salió a pelcar y venció a Cusán-Rasataim: y el país disfrutó de paz durante cuarenta años.

426. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor, el cual fortaleció contra ellos a Eglón, rey de Moab. Aliado Eglón con los ammonitas y amalecitas, derrotó a Israel y conquistó la ciudad de las Palmas . Dieciocho años gimió Israel bajo su yugo. Y habiendo clamado el pueblo a Dios, suscitó el Señor un libertador en Aod (Ehud), de la tribu de Benjamín. Este mató a Eglón, al ir a ofrecerle el tributo impuesto a Israel. So pretexto de comunicar al rev «una palabra de parte del Señor», quedó a solas con él, y

En hebreo bojim, el que llora, plorante; vínole este nombre al lugar, del suceso aquí narrado; de su situación nada sabemos. — El Angel del Señor (cfr. mim. 153 y 407) vino a Galgala, donde en otro tiempo se apareció a Josué después de la circuncisión del pueblo, asegurándole la conquista de Jerico y de Canaán. Esto había de recordar a los Israelitas las condiciones que el Señor les impu siera para poder continuar en posesión de la tierra (cfr. núm. 297).

Cfr. núm. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. núm. 124 y 385. Astoreth o Astarte, de ordinario en la forma plural Astaroth, correspondiente a baulim (imagenes o distintos nombres y formas de Baal), y también Asera = Isar de los babilonios; su culto estaba extendido por toda Asia Menor. En el Antiguo Testamento aparece como diosa de los sidonios (fenicios). Es la ediosay; se la venera como diosa-madre y reina de las estrellas, y está relacionada con el planeta Venus (lucero de la mañana y de la tarde); se la considera como la fuente y señora de donde dimana la fertilidad celeste y terrena. Desde antiguo va su culto mezclado de vergon-zosas abominaciones y deshonestidades. — El hallazgo de imágenes de Isar (asera) viene a dar la razón zosas abominaciones y deshonestidades. — El hallazgo de imagenes de lear (asera) viente a dar la razon a la Sagrada Escritura, la cual entiende por asera ya un idolo (palo, estaca) que se erguía junto al altar, ya la diosa misma (v. lámina 3 c). Existían imágenes de Isar — Astarte — Asera en forma de caduceo: un busto de la diosa cubierto por un velo y terminado en un palo. Cfr. Vincent, Canaan, figuras 102-110. Era tambiém ediosa de los árboles», por lo que se le daba culto entre aérboles frondososo o en bosques sagrados; los LXX y la Tulgata traducen asera por lucus o memus, bosque sagrado o calcula de aculta en care a por lucus o memus, bosque sagrado o calcula de aculta en care a consequence.

o en bosques sagrados; los LXX y la l'ulgata traducen asera por lucus o nemus, bosque sagrado o selva; lo cual es un error, cuyo origen se ha puesto en claro recientemente. Cfr. Kortleitner, De polytheismo 237; LB 1 509; Arch. bibl. 426; Rb 482.

La expresión hebrea (Atam. naharaim) significa en este pasaje (como en Gen. 24, 10, dende Harán aparece como capital; cfr. núm. 130 y 168; Döller, Studien 195) el país del Mto Eufrates, que las inscripciones egipcias y asirias denominan Naharina, país del río (y también Mitanni), el cual por occidente comprendía parte de Siria de aquí Iudic. 3, 10: «rey de Siria»). Probabilisimamente Cusán-Rasataim es un rey de los heteos (ketas) que moraban en aquella región y tenían rivalidades con los egipcios y asirios. Fueron combatidos en Siria por Tutmosis III (1500) y Ramsés II (1300). En la batalla de Charkamis (Carchemis), en el Alto Eufrates hacia el año 715 fueron derrotados por sus vecinos los de Charkamis (Carchemis). egipcios y astrios, Fueron combatidos en Siria por Tutmosis III (1500) y Ramses II (1300). En la batania de Charkamis (Carchemis), en el Alto Eufrates, hacia el año 717, fueron derrotados por sus vecinos los astrios, desapareciendo definitivamente de la historia. Se han encontrado inscripciones y esculturas heteas en las excavaciones llevadas a cabo hace algunos años por iniciativa del Museo Británico en Carchemis, hoy Jerablus (Jerabis), 150 Km. al nordeste de Aleppo (fig. 57). — Según otros, se trata de arameos; cfr. Sanda. Die Aramaer, en AO IV 3. Otros, finalmente (Lagrange, Schlögl, Zapletal), creen que Cusán-Rasataim es un rey de Idumea (confusión de Aram con Edom); se fundan en que la tribu de Judá fué, al parecer, la más castigada.

\* De la tribu de Judá, cfr. núm. 424.

\* Jericó reedificada; cfr. núm. 408. Acer a de Moab cfr. núm. 373.

Iudic, 3, 21 SS. 52. AOD Y SAMGAR, 53. BARAC Y DÉBORA 363

aprovechó la covuntura para clavarle en el cuerpo con la mano izquierda — era ambidextro — un puñal que llevaba escondido. Para apreciar este hecho en su insto valor, es preciso tener en cuenta que «la palabra de Dios» era el encargo (la moción interior) de libertar al pueblo; en tanto que el modo y manera de llevar a cabo el encargo fué obra bien meditada de Aod; la cual debe ser juzgada, no según los principios morales cristianos, sino según las ideas y ambiente de aquel tiempo. Sin duda alguna Aod se crevó con derecho para obrar así, porque los moabitas y demás enemigos de Israel se permitían toda clase de artes contra Israel 1.

Llegado a las montañas de Efraim, tocó la bocina<sup>2</sup>, púsose al frente de los



Fig. 57. — Soldados haciendo guardia en el zaguanete del palacio real de Carchenis, ciudad hetea-(Siglo IX a. Cr.) (Londres, British Museum).

Israelitas que se le juntaron, y les dijo: «Seguidme, porque el Señor ha entregado en nuestras manos a nuestros enemigos los moabitas». Descendieron rápidamente con él, ocuparon los vados del Jordán y cortaron la retirada a la guarnición moabita y a los ejércitos de aquende el Jordán. Estos, en número de 10.000 hombres, fuertes y valientes, fueron muertos sin escapar uno solo. Este suceso aterro a los moabitas del oriente del Jordán, y el país disfrutó de paz durante ochenta años.

Después de Aod vino Samgar, quien mató a 600 filisteos con una reja de arado , y fué libertador de Israel. Nada más se dice de él.

# 53. Barac v Débora

(Iudic. 4-5)

427. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, el cual los entregó en manos de Jabín, rey de Asor , v de su

<sup>1</sup> Cfr. san Agustín, Quaest. in Iudic. n. 29; santo Tomás, De regim. principum 1. 1, c. b. Lo mismo se puede decir de Jahel (cfr. núm. 428) y de Judit (cfr. núm. 668). «No hay objeciones serias contra la historicidad del relato: esta historia es tan intuitiva y verosimil en si misma, la acción de Aod es tan conforme al espiritu de la época, que no hallamos razón ninguna que oponer» (Nowack, Richter 25).

<sup>2</sup> Es decir, dió la señal de levantamiento general y reunió en torno suvo el ejército.

<sup>1</sup> El texto hebreo dice: «con un aguijón de bueyes». Todavía se usan en Oriente: un palo grueso de 2 a 3 m. de largo lleva en un extremo una aguijada para acuciar los bueyes, en el otro una minuscula azada para limpiar el arado de la tierra que se le va pegando. Habiendo, pues, sido atacado de repente por los enemigos, Samgar echó mano de la primera arma que tuvo a su alcance y salió, solo o en compañía de otros, a acometer a los filisteos, entre los cuales sembró Dios el pánico. Análogo

heroísmo leemos más tarde de Sansón y Jonatás (ludic. 15, 15, 1 Reg. 14, 13; cfr. núm. 445 y 475).

4 Jabín, que quiere decir «el inteligente», es, al parecer, título de los reyes de Asor; pues idéntico

general Sísara. Tenía éste 900 carros falcados; y su yugo oprimió duramente por espacio de veinte años a los israelitas. Clamaron éstos al Señor. Había entonces en Israel una profetisa llamada *Débora*, mujer de Lapidot.

Juzgaba Débora al pueblo, para lo cual solía sentarse debajo de una palmera, entre Rama y Betel, en el monte de Efraim ; y los hijos de Israel acudían a ella en sus litigios con gran confianza. Hizo un día llamar Débora ante sí a Barac, hijo de Abinoem, natural de Cedes, de Neftalí ; y le dijo : «Yahve, el Señor Dios de Israel, te ha dado esta orden : ve, y lleva el ejército al monte Tabor ; tomarás contigo diez mil combatientes de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón ; y yo llevaré a ti, en el lugar del torrente Cisón, a Sísara, general del ejército de Jabín, y sus carros y toda su gente, y los pondré en tu mano». Y díjole Barac : «Si vienes conmigo, iré; mas si no quieres venir conmigo, no partiré». La cual respondió : «Bien está, iré contigo, mas esta vez no se atribuirá la victoria a ti, porque por mano de mujer será entregado Sísara».

428. Partió, pues, Débora con Barac a la pelea. En esto, tuvo Sísara aviso de que Barac había subido al monte Tabor con un ejército; salióle al encuentro con sus 900 carros y todo su ejército, y llegó al torrente Cisón. Dijo entonces Débora a Barac: «Ea, vamos; porque éste es el día en que el Señor ha entregado en tus manos a Sísara. Mira, Dios mismo es tu caudillo». Bajó Barac del monte a toda prisa, acompañado de sus 10.000 hombres; y el Señor infundió tal terror a Sísara y a su ejército, que los carros y su gente cayeron en gran confusión 4. Sísara saltó de su carro y echó a huir a pie. Barac persiguió durante muchas horas a los fugitivos y los pasó a cuchillo, sin que escapase uno solo. Entre tanto Sísara llegó huyendo a la tienda de Jahel, mujer de Haber, cinco 5, con quien Jabin estaba en paz; pero pereció miserablemente a manos de esta mujer.

Pues como Jahel viese a Sísara, salióle al encuentro y le dijo: «Entrad, señor mío, en mi casa y no temáis». Entró, pues, en la tienda, y ella le cubrió con su manto, para que descansase; y como atormentado por la sed, pidiese Sísara un poco de agua, abrió ella un odre de leche y le dió a beber, cubriéndole de nuevo. Díjole Sísara: «Ponte a la puerta de la tienda; y si alguno llegare y te preguntare, diciendo: ¿hay aquí alguien? Responderás: No hay ninguno». Y se durmió profundamente. Jahel tomó entonces un gran clavo (de madera) que sujetaba la tienda al suelo; entró suavemente, y de un golpe de martillo atraveso el clavo en la sien de Sísara, cosiendo la cabeza con el suelo; y Sísara pasó repentinamente del sueño a la muerte. Mas he aquí que Barac venía en seguimiento de Sísara; y habiendo salido Jahel a recibirle, le dijo: ven, y te mostrare al hombre que buscas. Y habiendo entrado adonde estaba, vió a Sísara que yacía muerto, y el clavo atravesado por la sien .

Así humilló Dios en aquel día a Jabín delante de los hijos de Israel,

Rann, de la tribu de Benjamin, en cuyos dominios penetraban las montañas de Efraim; actualmente gr-Ram, 8-9 Km, al norte de Jerusalén (cfr. Rb 307). Acerca de Betel cfr. núm. 179, 418, 424-

nombre tema el rey vencido antes por Josué (cfr. núm. 416). Los reyes de Gerara se llamaban Abimelec (cfr. num. 173); los de Jerusalén, Melquisedec o Adonisedec (cs. decir, rey o señor de la justicia; cfr. num. 413); los de Amalec, Agag (cfr. núm. 381).

Rama, de la tribu de Benjamín, en cuyos dominios penetraban las montañas de Efraim; actual-

t ir, num, 410,

Segun el cántico de Debora (Iudic. 5, 20; núm. 420), el cielo pelsó contra 88ara, enviando tal vez una furiosa temp-stad y granizada, como antes contra los cinco reyes del sur de Canaán (núm. 413). 

Vézes num. 382.

Nease num. 382.

Acerca de la muerte de Jahel y de su elogio en el cántico de Débora (Iudic. 5, 24 ss.) cfr. núm. 427 s. — Es, por lo menos, dudoso que Jahel pecase de disimulo y alevosía. Es muy posible que se hubiese dado cuenta de lo peligroso de su situación y de los males que pudía acarrear a Israel el dejar escapar a aquel terrible enemigo. No da a entender la Sagrada Escritura si Jahel obro por Impulso divino: sólo dice que Dios privó del triunfo a Barac por la falta de confianza, dándoselo a una mujer; Débora no elogia la perfidia de Jahel, sino celebra la libertad del pueblo de Dios y la vergonzosa derrota del enemigo mortal, y bendice a Jahel, porque por su mano se llevó a cabo tan heroica acción e Israel se vió libre del opresor. Cfr. Zschočke, Bibl. Frauen 181: Faulhaber, Charakterbilder der bibl. Frauentelt (Paderborn 1912) 77-100; Kath 1915 I 79 ss.; BZ VIII 260 ss.; Zapletal, Das Deboraled (Friburgo de Suiza 1905) 10 s.

los cuales le persiguieron hasta aniquilarlo. Nuevamente tuvo Israel paz por espacio de cuarenta años.

429. En aquel día Débora y Barac entonaron este hermoso himno ':

¡Varones de Israel, que espontáneamente ofrecisteis vuestras vidas, alabad a Yahve! Oíd, reyes; escuchad, príncipes: yo soy, yo, quien canta y ensalza a Yahve, a El, al Dios de Israel.

Señor, cuando salías de Seir, y pasabas por las regiones de Edom, tembló la tierra, ciclos y nubes se disolvieron en aguas. Los montes vacilaron delante del Señor, y el Sinaí se estremeció en la presencia de Yahve, delante del Dios de

En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jahel, estaban solitarios los caminos, los caminantes buscaban secretas vere-No había valientes en Israel, dejaron de ser, lasta que surgió Débora, se levantó una madre de Israel.

Nuevos combatientes escogió para sí el Señor, y El mismo derribó las puertas de los enemigos; no se vió escudo ni lanza en los cuarenta mil de Israel. Mi corazón ama a los príncipes de Israel, que de propia voluntad os ofrecisteis al peligro.

¡Bendecid al Señor!
Los que cabalgáis sobre lucidos asnos y os sentáis para juzgar, y vosotros también, los que andáis a pie, entonad un himno. En donde fueron estrellados los carros y sofocados los enemigos, allí resuenen las justicias del Señor, y su elemencia para con los fuertes de Israel. Ahora el pueblo de Israel baja a las puertas, y ha recobrado su señorío.

¡Ea, ca, Débora; ca, levántate y entona un cántico! ¡Ea, Barac, guía tus cautivos, hijo de Abinoem! Salió (a la pelea) sólo una parte del pueblo, mas el Señor combatió entre los valientes. Vinieron de *Efraim* los que (antes) lucharon contra Amalec, juntáronse a tus filas los de *Benjamin*.

De Maquir (Manasés) salieron los príncipes, y de Zabulón los que acaudillaron el ejército para guerrear.

ludic. 5, 2-31. Les críticos modernos afirman con sorprendente unanimidad que el cantico de l'ubera fleva en sí mismo la prueba de autenticidad (en lo arcaico del lenguaje y en el modo de apreciar las cosas), y que es uno de los monumentos más hermosos y antiguos de la literatura hebrea y una de las fuentes más importantes de la historia de Israel. La expresión cen aquel daco no significa que se cantase precisamente el día de la victoria; sólo quiere decir que se cantó en aquel tiempo y por el motivo referido. Después de un breve prólogo invitación a cantar las alabanzas de Dios), recuerda el cántico las admirables manifestaciones del favor divino durante el viaje por el desierto y la grandiosa manifestación de su majestad en el Sinaí. La estrofa segunda describe en pocas pinceladas la triste situación del pueblo desde la muerte de Samgar. Había desaparecido toda seguridad; la industria y el convercio estaban paralizados desde que las tropas de Sísara se habían enseñorcado del país; nade pensaba en oponer la menor resistencia. No queriendo, pues, los jefes cumplir su deber, el Señor se sirvio de una mujer (tercera estrofa), y con un ejército mal armado, sin escudo ni lanza, fué vencido el poderio enemigo. De Dios es, pues, la alabanza, y todos, altos y humildes (finetes e infantes), deben entonar un himno en su honor. No todos las tribus siguieron la voz de Débora; en la estrofa cuarta hace mención honorifica de las que tomaron parte en la pelea, mientras que en la quinta saca las demás a la publica vergüenza. Pasa en la sexta estrofa a describirnos la batalla. Los principes de Canaón, que se crefan seguros de la victoria, sufrieron una derrota espantosa; porque el cielo peleó por Israel. En la estrofa séptima comienza el epílogo; pronuncia la maldición contra la aldea de Mercez en la tribu de Neftall) que se negú a prestar auxillo, y ensalza a Jahel por haber dado muerte a Sísara. Dejando el cadáver de Sísara chorrendo sangre, pasa en la última estrofa a describirnos la madre del general, que espera ansiosa en

Los nobles de Isacar siguieron a Débora, siguieron a Barac v se lanzaron al valle.

Dividido estaba Rubén; grandes las deliberaciones de su corazón. ¿Por que habitaste en las majadas y escuchaste el balido de los rebaños? Dividido estaba Rubén; grandes las deliberaciones de su corazón. Galand (Gad) allende el Jordán vivía en reposo y Dan atendía a sus finavios:

Aser habitaba en la costa del mar y se mantenía en sus puertos.

Mas Zabulón se ofreció a la muerte,
v Neitali, en los campos de Merom.

Vinieron los reyes a la lucha, los reyes de Canaán pelearon en Tanac, junto a las aguas de Mageddo, mas no llevaron presa ninguna. Del cielo combatieron contra ellos las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Cisón arrastró sus cadáveres, el arroyo de Cadumin, el Huella, alma mía, huella con fortaleza! [torrente de Cisón. Las uñas de los caballos se rompieron, huyendo con ímpetu, y caveron por precipicios los más valerosos de los enemigos.

¡ Maldición a la tierra de Meroz, dice el Angel del Señor, maldición a sus habitantes! porque no vinieron al socorro del Señor, en ayuda de sus esforzados. Bendita Jahel entre las mujeres, la hija de Haber, cineo, bendita en su pabellón! Pidió agua y le dió leche; y en taza de príncipes le presentó la nata. Con la siniestra tomó el clavo, el martillo con su diestra; asestó un golpe sobre Sísara, destrozó a golpes su cabeza, rempió y taladró sus sienes. Cavó él a sus pies sin fuerzas, exánime;

Mirando está su madre desde la ventana, dando gemidos desde su ¡Cómo tarda en volver su carro! [estancia: ¡Cuán lentas las ruedas de su tiro! Una de sus mujeres, más advertida, replica, responde a su suegra y le dice: "Quizá están ahora repartiendo los despojos; y escogen para él la más [hermosa de las mujeres; vestidos de diversos colores para Sísara y collares variados».

Así perezcan, Señor, todos tus enemigos; y los que te aman, brillen como resplandece el sol naciente.

a sus pies se revolcó, y murió miserablemente,

430. Libróse la batalla en el valle de Esdrelón (v. núm. 134), entre el monte Tabor, donde habían acampado los israelitas, y el torrente Cisón, junto al cual se hallaba el ala izquierda del ejército enemigo. Allí estaban las ciudades de Tanac y Mageddo, que se nombran en el cántico. — El Tabor, llamado ahora Djebel et-Tur, es un magnífico monte cónico de rocas calcáreas que se eleva 320 metros sobre la comarca circundante; está 10 Km, al oriente de Nazaret, en los antiguos confines de Zabulón e Isacar. El contorno de su base mide 15 Km. Es accesible por tres de sus lados; por el norte se enlaza con las montañas de Galilea, a las cuales sobrepasa cerca de 60 metros. La exp'anada de su cumbre, cuyo circuito es de 2 Km., está a 615 metros sobre el nivel del mar. 823 sobre el lago Tiberíades, 235 sobre Nazaret. El panorama que de allí se divisa es magnífico, sobre todo desde el ángulo sudeste, donde acaeció la Transfiguración del Señor; la vista domina la zona septentrional de Tierra Santa: desde los campos de Samaria por encima del lago de Genesaret hasta el Hermón, coronado de nieves; por el oriente, sobre el valle del Jordán, alcanza la mirada al país de Basán y las montañas de Haurán y Galaad, avanzadas del desierto de Siria; por el occidente se yergue el Carmelo sobre el fondo azul

del Mediterráneo. - El torrente de Cisón, llamado ahora Nahr el-Mukatta, atorrente del Degüello», porque allí fueron pasados a cuchillo por el profeta Elías los sacerdotes de Baal (cfr. núm. 585), nace al pie del Tabor, atraviesa serpenteando el valle de Esdrelón, al norte del Carmelo, hasta desembocar en la bahía de Akka o Ptolemaida. Queda seco en el estío su curso superior : su régimen es constante sólo desde el límite sudeste del Carmelo, 20 Km. aguas arriba de la desembocadura. En la estación de las lluvias y con las tormentas crece extraordinariamente y es muy violento

#### 54. Gedeón. Abimelec, Tola v Jair

(Iudic. 6, 1 a 10, 5)

431. Habiendo apostatado y prevaricado de nuevo los israelitas, entrególos Dios en manos de los madianitas 1 por espacio de siete años. Fué tan dura la opresión, que se vieron obligados a guarecerse en grutas. cuevas y lugares seguros de los montes. Mas, cuando abandonaban sus escondites para cultivar los campos, venían en tiempo de la cosecha los madianitas, los amalecitas 2 y otras hordas del oriente del Tordán con sus rebaños y sus tiendas; numerosos como langostas, recogían las mieses que estaban en sazón y se apoderaban de todos los ganados; y lo que aun estaba verde servía de pasto a sus animales. Pero habiendo llegado una vez el tiempo de la cosecha, acudieron los israelitas al Señor en demanda de auxilio. Y el Señor les dió un libertador en Gedeón, hijo de Joás de Efra 3, de la tribu de Manasés.

Echóles en cara el Señor por medio de un profeta su ingratitud, poco más o menos en los mismos términos que lo hiciera antes el Angel del Señor en el lugar de los Lloradores . Luego que los corazones estuvieron algún tanto preparados, vino el Angel del Señor (en figura de caminante) y sentóse debajo de la encina de la heredad de Joás. Gedeón estaba en aquel momento sacudiendo y limpiando el grano secretamente en un lagar, para esconderlo de los madianitas . Apareciósele el Angel del Señor y le dijo: «El Señor es contigo, ; oh el más fuerte de los hombres!» Y díjole Gedeón: «Por vida vuestra, señor mío, si el Señor es con nosotros, ¿cómo es que nos han sobrevenido todos estos males?; Dónde están aquellas sus maravillas que nos contaron nuestros padres, diciendo: El Señor nos sacó de Egipto? Mas ahora el Señor nos ha desamparado y entregado en poder de Madián». Echóle una mirada el Angel y le dijo: «Ve con esa tu fortaleza, y librarás a Israel del poder de Madián; sabe que vo sov el que te envío».

Comenzó a sospechar Gedeón quién fuese el que con él hablaba, y dijo: az Cómo, señor mío, podré yo librar a Israel? Mira que mi familia es la última de Manasés, y vo el menor en la casa de mi padre». Y díjole el Señor : «Yo seré contigo; v derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre», «Si he hallado gracia delante de ti, replicó, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. Y no te retires de aquí, hasta tanto que vuelva a ti, y traiga un sacrificio, v te lo ofrezca» 6. Y aquél respondió: «Esperaré hasta que vuelvas».

432. Entróse, pues, Gedeón y coció un cabrito; de un modio de harina hizo panes ácimos; y poniendo la carne en un canastillo, y echando en una olla el

<sup>1</sup> Cfr. núm. 103, 237, 376 y 387.

Num. 276 382 426.
Num. 276 382 426.
Acaso el lugar doude se ven hoy las ruinas de Erfai, no lejos de Akrabeh, muy cerca del límite septentrional de Efraim, 15 Km. al sudeste de Siguem. Es distinta de Efra u Ofra de Benjamín, la Efrem del Nuevo Testamento, 7<sup>1</sup>, Km. al oriente de Betel Cleann. 11, 54). Rb 152.

Cfr. núm. 407 y 425.
 En Palestina abundan las cuevas dorde esconder objetos.

La mauera de presentarse y hablar el jeven le hace sospechar a Gedeón que se trata de una aparición celestial. Quiere ejercitar con él la hospitalidad y espera descubrir por alguna señal si delante de sí tiene a Dios o a un ángel. El texto hebro y la versión griega pueden traducirse de esta manera: «Si he hallado gracia en tu presencia, y quieres hacer lo que me prometes, no te marches de aquí», etc. Aquí no se habla de señal alguna-

caido de la carne, llevólo todo debajo de la encina, y se lo presentó. Díjole el Angel del Señor: «Toma la carne y los panes ácimos, y ponlo sobre aquella piedra, y derrama encima el caldo». Habiendolo hecho así, alargó el Angel del Señor la punta del báculo que tenía en la mano, y tocó la carne y los panes ácimos; al punto salió fuego de la piedra, y consumió la carne y los panes ácimos; y el Angel del Señor desapareció de su vista. En esta señal ¹ reconoció Gedeón al Angel del Señor; mas una gran angustia se apoderó de él y decía: «¡Ay de mí, Señor Dios!, que he visto al Angel del Señor cera a cara» ² y díjole el Señor se «Paz sea contigo. No temas; no morirás». Conforme a esta palabra, edificó después Gedeón en aquel lugar un altar al Señor (Yahve) y

llamóle «paz del Señor», nombre que dura hasta el presente día 4. A la noche siguiente dijole el Señor: «Toma un becerro de la vacada de tu padre, el segundo de siete años; destruye el altar de Baal, que es de tu padre, y tala el bosque que está en torno del altar 5; y edificarás un altar al Señor Dios tuvo en lo alto de esta piedra, sobre la que pusiste antes el sacrificio; y ofrecerás el becerro en holocausto, sobre un haz de leña que habrás cortado del bosque». Habiendo tomado Gedeón consigo diez de sus siervos, hizo lo que el Señor le había mandado. Mas, por temor de la familia de su padre y de los hombres de aquella ciudad, no lo quiso hacer de día, sino que lo ejecutó de noche. Y a la mañana, habiendose levantado los hombres de aquel pueblo. viendo destruído el altar de Baal, cortado el bosque, y el toro de siete años sobre el altar que acababa de ser erigido, se decían los unos a los otros: «¿Quién habrá hecho esto?» Y como les dijesen: «Gedeón, hijo de Joás, ha hecho todo esto», acudieron a Joás diciendo: «Sácanos aquí a tu hijo para que muera». Pero Joás les contestó: «¿Sois acaso los vengadores de Baal para combatir por él? Si él es Dios, vénguese del que ha derribado su altaro. Desde aquel día Gedeon fue llamado Jerobaal, que quiere decir: «vénguese Baal».

433. Habiendo entre tanto los madianitas pasado de nuevo el Jordán con sus aliados y acampado en el valle de Jezrael, apoderóse el espíritu de Dios de Gedeón; el cual, tocando la bocina, convocó a toda su parentela. Envió luego mensajeros a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, las cuales salieron al punto a juntarse con él.

Para animar a la multitud y llenarla de confianza, hizo esta oración al Señor: alle aqui que pongo este vellocino de lana en la era. Si el rocío cayere en solo el vellocino, y toda la tierra quedare seca, sabré que salvarás a Israel por mi mano, conforme has dicho». Y así sucedió. Y levantándose antes de amanecer, exprimió el vellocino, y llenó una taza de rocío. En cambio, todo el suelo estaba seco en derredor. Dijo de nuevo a Dios: allo se encienda tu furor contra mí si aun probare otra vez, pidiendo una señal en el vellocino. Ruégote que solo el vellocino quede seco, y toda la tierra mojada del rocío». Y el Señor lo hizo aquella noche como se lo había pedido; y sólo en el vellocino hubo sequedad, y rocío en toda la tierra.

434. Púsose Gedeón en marcha muy de mañana con todo el pueblo que en derredor suyo se había congregado, y llegó a la fuente de Harad 6, no lejos del campamento de los madianitas. Por orden del Señor despidió todo su ejército, quedándose sólo con 300 hombres.

Pues, habiéndosele aparecido el Señor, le dijo: «Mucha gente traes contigo; Madián no será entregado en sus manos, porque no se gloríe contra mí Israel y diga: Por mis fuerzas me libré. Habla al pueblo, y haz pregonar de manera

En el momento de desaparecer, sea que prominciase estas palabras, sea que las percibiese inte-

A saber, en la llama prodigiosa del sacrificio y en la simultánea desaparición del Angel.

Con este altar, que aun subsistia en Efra cuando se escribieron los hechos de Gedeón, se relaciona probablemente la conreccion de l'end, que fué origen de abusos; cfr. núm. 436. El altar construído durante la noche siguiente habia de utilizarse sólo transitoria y provisionalmente.

Cfr. página 30-s, nota 3-e.

Cfr. página 30-s, nota 3-e.

Acaso la misma en que acampó más tarde Saul (núm. 498), en la ladera nordeste de los montes delbor y probablement la misma que llamaron Tubania los Cruzados y que hoy se llama Ain-Djaluó etalud), es decir, facute de Goliar. Está más de 50 Km. al norte de la patria de Gedeón Rb 193

que lo oigan todos: El que es medroso y cobarde, vuélvasen 1. Y se retiraron del monte Galaad v se volvieron veintidos mil hombres del pueblo, v sólo quedaron diez mil. Y dijo el Señor a Gedeón: «Aun hay demasiada gente; llévalos al agua ta la fuente de Harad), y allí los probaré». Y natiendo bajado el pueblo al agua, dijo el Señor a Gedeón: «Pondrás a un lado los que bebieren el agua del hueco de la mano <sup>2</sup>; y a otro los que doblaren la rodilla para beber. Y fué el número de los que bebieron del hueco de la mano trescientos hombres; todo el resto había doblado las rodillas para beber. Dijo entonces el Señor: «Con estos trescientos hombres os he de salvar; los restantes vayan a sus casas». Y mandó Gedeón que se fuesen los demás a sus casas; pero retuvo sus víveres y sus bocinas de guerra. El campamento de los madianitas estaba en el valle.

Aqueila noche dijo el Señor a Gedeón: «Levántate y desciende al campamento; porque los he entregado en tu mano. Y cuando oigas lo que hablan, se confortarán tus manos y descenderás con más seguridad sobre el campamento de los enemigos». Bajó, pues, con Fara su escudero hacia la parte del campamento donde estaban los centinelas del ejército, cuyas tiendas cubrían todo el valle; v ovó que uno de aquéllos contaba a su inmediato un sueño: «He visto un sueño; parecíame como que bajaba rodando un pan de cebada, cocido debaio del rescoldo, e iba a caer sobre el campamento de Madián; habiendo llegado a la tienda (del general), topó con ella, la desbarató y echó enteramente por tierra». Replicó el otro: «Esto no significa otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón israelita; porque el Señor ha puesto en su poder a Madián y todo su campamento» . Ovendo Gedeón el sueño y su interpretación, adoró al Señor y tornó al campamento de Israel diciendo: «; Animo, el Señor ha entregado en nuestras manos el campamento de Madián!»

Distribuyó los trescientos hombres en tres grupos; y poniendo en manos de cada uno una bocina y un cántaro vacío, en cuyo interior había una tea encendida 4, les dijo: «Lo que me viereis hacer, hacedlo vosotros». Al comenzar la segunda vigilia , cuando los enemigos yacían en profundo sueño, vinieron los de Gedeón al campamento de Madián y se colocaron en derredor de tres puntos. Gedeón con sus 100 hombres (uno de los grupos) entró por un extremo del campamento, tocó la bocina, quebró su cántaro, blandió su tea encendida y gritó: La espada del Señor y de Gedeón. Lo mismo hicieron al punto los suyos. Entró el pánico en el campamento de Madián; todos daban aullidos y huían; y en su confusión volvían unos contra otros las espadas .

Dióse aviso de que volviesen los israelitas que estaban camino de su casa; y las tribus vecinas, levantándose como un hombre, cortaron a los madianitas la retirada por el Jordán, de suerte que de 135.000 hombres sólo 15.000 lograron escapar. Entre otros cayeron prisioneros y fueron degollados dos príncipes de los madianitas: Oreb y Zeb. Gedeón, con un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Así lo establecía la Ley (Deut. 2e, 8; cfr. num. 344).

<sup>2</sup> Esto cra señal de sobriedad y moderación; de donde aparecía su mayor aptitud para la obra de Dios que la de quienes bebían a sus anchas. Zapletal (Buch der Richter 117) comenta así este pasaje; Los que se arrodillaron para beber el agua directamente con la boca, son los «habilidosos que apagan pronto su sedo; los otros son dos poco prácticos que necesitan más tiempo para saciarse, porque fácilmente se les escapa el agua de la manos. Estos 300 inhábiles fueron los escogidos para la campaña, porque no atribuyese Israel la victoria a sus fuerzas.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> El pan de cebada, comida del pobre, especialmente del labriego, era una figura muy adecuada de Israel, de-preciado, oprimido y agobiado por el enemigo, y de su jefe Gedeón, cuyo encumbramiento pasó inadvertido a los madianitas. — El texto hebreo sugiere la interpretación del madianita: léchem significa pan y pelea; léchem scerim, pan de cebada; léchem schearim, lucha en las puertas cludic, 5, 8°: Así como hasta ahora los i-raclitas habían sido devorados, es decir, despojados y oprimidas por los madianitas, así éstos serán ahora combatidos y derrotados por aquéllos (cfr. Num. 14, 9; Ps. 13, 4). El haber uno de los enemigos tenido este sueño, que fué per otro interpretado, indicó a conducio acomba de la companio de madianita de la companio de la comp

<sup>13, 4).</sup> El haber uno de los enemigos tendo este sueno, que nue per oro interpretado, manco a Gredeón que ambos hablaban por inspiración divina, y que el campamento madianita estaba amedrentado, de Los cántaros son los recipientes en que llevaban las provisiones de boca los despedidos a sus casas. Las teas eran un tejido de materias inflamables; encendidas de antemano, podían ocultarse en los cántaros, hasta el momento de llegar de improviso al campamento del enemigo; rotos entonces los cántaros, ardian con viva llama las antorchas agitadas circularmente. Cicen etros que se trata de astillas resinosas, oportunamente encendidas. El griterío, las llamas y el sonido de las bocinas sembraron el pánico y la confusión en el enemigo.

Hacia las 10 de la noche; cfr. núm, 203.
 Las noches son tan oscuras en los países meridionales, que, si no hay luna, no se puede ver absolutamente nada (cfr. núm. 602; HL 1868, 147).

puñado de valientes, persiguió al otro lado del Jordán a los dos reves de los madianitas. Zebee y Salmana, que se habían escapado; cayó de improviso sobre ellos, los puso en fuga, hizolos por fin prisioneros, y los mató.

Los hombres de Israel dijeron entonces a Gedeón: «Sé tú nuestro rev. y después de ti tus descendientes; ya que nos has librado del poder de Madián». A los que él respondió: «No seré vuestro principe, ni tampoco lo será mi hijo, sino el Señor (Yahve) será quien reine sobre vosotros». Mientras vivió Gedeón, o sea 40 años, disfrutó la tierra de paz

436. Después de la muerte de Gedeón, apostataron de nuevo los hijos de Israel v se consagraron al culto de Baal. La misma familia de Gedeón participó de la apostasía). lo cual fué causa de su perdición y de la del pueblo. Abimelec, hijo de Gedeón, asesinó a sus hermanos y se proclamó rey, auxiliado por los habitantes de Siquem. Cuando Joatam, único que escapó de la muerte, supo la suerte de sus hermanos, subió a la cumbre del monte Garizim, y a voz en grito expuso a los siquemitas, por medio de una fábula? la injusticia de Abimelec y las calamidades que de allí resultaban: «Oídme, ciudadanos de Siquem: así os oiga Dios. Fueron los árboles a ungir rev sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas él respondió: ¿Puedo vo acaso dejar mi grosura, de la que usan los dioses 3 y los hombres, y venir a ser puesto al frente de los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera; ven y toma el reino sobre





Fig. 58. - Molino de manu.

nosotros. La cual respondió: «; Puedo vo dejar mi dulce savia v mis frutos delicadísimos e ir a ser promovida entre los otros árboles? Y dijeron los árboles a la vid: ven v manda sobre nosotros. La cual les respondió: ¿Puedo acaso dejar mi vino, que es la alegría de Dios y de los hombres, y ser promovida entre los otros árboles? Y dijeron todos les árboles a la zarza; ven v manda sobre nosotros. La

cual les respondió: Si de veras me estableccis por vuestro rev, venid y reposad bajo mi sombra; y si no queréis, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. — Ahora, pues, considerad si habéis hecho una accion justa e inocente en constituir por rev vuestro a Abimelec. Si os habéis portado bien con Jerobaal Gedeón (v. número 432) y con su casa, correspondiendo a los beneficios de aquél que combatió por vosotros y expuso su propia vida a los peligros por libertaros del poder del Madianita, vosotros que ahora os habéis levantado contra la casa de mi padre y quitado la vida a sus setenta hijos 4 sobre una misma piedra, y establecido por rev de los habitantes de Siguem a Abimelec, hijo de una esclava suva, porque es vuestro bermano.

<sup>2</sup> Es una de las fábulas más célebres y antiguas de la literatura y la que más desarrollo fices na la Sagrada Escritura; porque IV Reg. 14, 9, no pasa de un bosquejo de fábula sin desarrollar. El cardo envió a decir al cedro del Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo; mas fas bestías del bosque del Líbano pisotearon el cardon).

<sup>1</sup> Gedeón mando que le diesen todas las alhajas de oro que habían tomado a los madiarias, 1700 siclos de oro (unos 14 Kg., según el patrón ligero, unos 30000 marcos oro, el doble, segun el patrón pesado), para hacer con ellas un efod, es decir : un precioso ornamento pontifical (efr. núm. 315 como ofrenda a Dios, tal vez para que lo usase el suno sacerdote y consultase al Siñor en el Santuario de Silo, distante to Km., o en el altar que por orden de Dios había crigido Gedeón en Efra. Pero de Silo, distante lo Km., o en el altar que por orden de Dos habia erigido Gedeoù en Eira. Pato los hijos de éste se sirvieron de él, al parecer, para ejercer el pontificado arbitrariamente o acaso perada dar culto a Baal. Por este permitió Dios la ambición de Abimelec, que fué causa de la ruina de treda la familia. Los modernos opinan que Gedeón hizo construir un idelo. Mas la Sagrado Escritura meda de esto indica, pues la palabra efod nunca se emplea en tal sentido; como tampoco insinúa el Texto Sagrado que Gedeón hicicse usa indibido del efod. En pingún lugar se reprende la conducta de Gedeón de Construir Sagrado que occiden niciese uso indibido del efod. En pingún lugar se reprende la conducta de Geferon (cfr. Hebr. 11, 32); sólo se hace mención de que este efod acarreó más tarde la ruina de su familia, manifiestamente por culpa de los descendientes. La confección y uso de fod timen seguramente que ver con el econsultar al Schorn, y de aqui se explica el empleo abusivo que de él se pudo bacer (cr. núm. 318; Scholz, Gitzendienst und Zauberwesen 97 ss.; König, Geschichte der atl Religion<sup>2</sup> 26; Sas; Rb 326; Zapletal, Das Buch der Richter 136 ss.).

<sup>El aceite y el vino sircen y alegran a Dios, en cuanto que de ellos se hace uso en los sacrificios.
En el Libro de los fueres salen con frecuencia cifras elevadas como éstas (cfr. 1, 7; 10, 4; 12, 9 14; también IV Reg. 10, 1). Probablemente no es un dato riguroso, sino una manera de habiar aproximada y popular, que indica un número elevado. Y sin duda que lo era el de los hijos de Gedeón.</sup> porque de él se dice explícitamente eque tenía varias mujeres».

\* La madre d'Abine de procedía de la tribu de Siquem. Era esclava y llegó a mujer secundaria de

gozaos hoy con Abimelec, y regocíjese él con vosotros. Mas si habéis obrado perversamente, salga fuego de él, y devore a los habitadores de Siquem y a la ciudad de Mello; y de los moradores de Siquem y de la ciudad de Mello salga fuego y devore a Abimeleco. Dicho esto, huyó Joatam y permaneció oculto. Abimelec expió su crimen, después que hubo reinado tres años. En un batalla contra la ciudad de Tebes <sup>1</sup>, acertóle una piedra de molino <sup>2</sup> lanzada por mano de una mujer y le rompió el cránco. Nada más se dice de Joatam. Estaba extinguida la familia de Gedeón.

437. Gedeón es figura de Jesucristo en lo humilde y oculto de su juventud; en el múltiple y terrible poder de sus enemigos; en el número insignificante de sus partidarios; en la aparente insuficiencia de sus armas y finalmente en el glorioso triunfo sobre todos los enemigos. — En el prodigio del vellocino ven los santos Padres una figura de la maravillosa Encarnación de Cristo en el purísimo seno de María, por aquel lugar de la Sagrada Escritura: «Descenderá como la lluvia sobre el vellocino de lana y como rocío copioso sobre la tierra» ... «Derramad, cielos, desde arriba vuestro rocío, y lluevan las nubes al Iusto» 4. Y después de haber colmado de bendiciones el alma de su Santísima Madre, ha regado toda la tierra con su sangre redentora v con el rocío de su gracia. Por eso canta la Iglesia: «Cuando naciste tan prodigiosamente de una virgen. entonces se cumplieron las Escrituras; descendiste como la lluvia sobre el vellocino, para redimir al género humano» 4. Este simbolismo tiene su razón de ser en lo que representaba el signo de Gedeón: en el prodigio del vellocino mostró Dios el poder y bondad con que distinguía a Israel sobre los demás pueblos; ahora bien, la prueba mayor del poder v bondad de Dios es el milagro de la Encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María.

A la muerte de Ábimelec levantóse Tola, de la tribu de Isacar, para libertar a Israel de los pueblos que le rodeaban y fué juez durante veintitrés años. Tola siguió Jair de Galaad, quien juzgó veintidós años a Israel, Nada se dice

de sus hechos.

## 55. Jefté, Abesán, Ahialón, Abdón

(Iudic. 10, 6 a 12, 15)

438. A la muerte de Jair cayeron los israelitas aún más que antes en el pecado de la idolatría, sirviendo a Baal y Astarte y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Ammón y Filistea. Enojado el Señor, entrególos en manos de los filisteos y ammonitas .

Los habitantes de la otra parte del Jordán fueron afligidos por espacio de dieciocho años por los ammonitas, los cuales, pasando el río, asolaron Judá, Benjamín y Efraim. Clamaron los hijos de Israel al Señor confesando su culpa, y el Señor les dijo : «¿No os libré siempre hasta hoy de vuestros enemigos? Vosotros en cambio me habéis abandonado y servido a otros dioses. Ahora, pues, ya no os salvaré más.» Replicaron ellos: «Hemos pecado, extermínanos, si te place; pero por esta vez sálvanos». Y arrojaron de sí todos los ídolos y se convirtieron sinceramente al Señor, el cual tuvo compasión de su miseria y les envió un libertador.

439. Vivía entonces un hombre valiente, llamado Jefté; era hijo de Galaad, descendiente de Manasés; sus hermanos consanguíneos le ha-

Antiph. 2 in Vesp. Circumcis. Domini.

Ged-ón (Iudic, 8, 33; 6, 18); por esto su hijo no era de igual condición que sus hermanos, ni tenía iguales derechos a la herencia.

1 Hoy Tubas, 15 Km. al nordeste de Siquem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La piedra móvil de un molino de mano (fig. 58). Componíase éste de dos piezas de regular tamaño: la de abajo, fija; móvil la de arriba y provista de un asidero, mediante el cual se le daba vueltas. Molinos de esta clase se ven todavía hoy en Oriente.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ps. 71, 6. <sup>4</sup> Is. 45, 8.

<sup>\*</sup> Ambas opresiones fueron simultáneas; v acaso ambos enemigos obraron de común acuerdo.

\*\*T No se dice si por medio del *Urim v Tunmim* del sumo sacerdote (cfr. núm. 431) o mediante un ángel (como en núm. 428) o por un profeta (como en núm. 431).

bían echado de casa privándole de la herencia 1. Por lo cual, abandonando su patria. Galaad, se dió con unos cuantos partidarios suvos a hacer incursiones contra los ammonitas en las proximidades de Galaad. Y como atacasen de nuevo los ammonitas, acudieron a lefté los Ancianos, y le hicieron su jefe en Masfa 2. Vanos fueron todos los intentos que Jefté hizo por vía pacifica para mover al rev de los ammonitas a que pusiese fin a la injusta opresión. Vino entonces el espíritu del Señor sobre él, y congregó en torno suvo a todos los israelitas de la otra parte del Jordán.

Antes de ir a la pelea hizo un voto al Señor diciendo: «Si pusieras en mis manos los hijos de Ammón, el primero, sea quien fuere, que saliere de las puertas de mi casa, y viniere a encontrarme cuando vuelva en paz de los hijos de Ammón, lo ofreceré al Señor en holocausto». El Señor entregó a los ammonitas en manos de Jefté, el cual destruyó veinte ciudades, causando grandísimo estrago. Mas, al volver triunfante a Masfa, salió a recibirle su hija única, acompañada de sus amigas, con panderos v danzas. Al verla, rasgó Jefté sus vestiduras v exclamó: «¡Av!; Hija mía! : Cómo me abates y afliges! Yo he abierto mi boca al Señor y no puedo cambiarlo». Respondió ella: «Si has dado tu palabra al Señor, haz de mí lo que prometiste, va que te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Otórgame esta sola cosa: déjame ir dos meses por los montes a llorar mi virginidad con mis compañeras». Respondióle Jefté: «Vete enhorabuena». Pasados los dos meses, regresó a la casa de su padre. Este hizo con ella según había prometido; mas ella no había conocido varón 3. De allí vino la costumbre de juntarse las hijas de Israel una vez al año a llorar por espacio de cuatro días a la hija de Jefté.

Seis años duró el gobierno de Jefté 4. Siguióle Abesán, de Belén, quien juzgó siete años a Israel. Tras éste vino Ahialón, de la tribu de Zabulón, que juzgó diez años; y luego Abdón de Efraim, el cual ejerció su cargo

diez años, que fueron de paz para los israelitas.

440. Los santos Padres y los interpretes antiguos, siguiendo la tradición judía, entienden el sacrificio de Jefté en sentido literal; mientras que los intérpretes modernos le dan un sentido espiritual. Y es muy difícil resolver esta cuestión, que san Agustín (Quaest, 49 in Iudices) califica de amagna y ardua en sumo grado» . Según la interpretación literal, Jefté había prometido ofrecer en holocausto la primera cosa que saliese al encuentro (hombre o animal); en castigo a esta temeridad permitió Dios que tan mala suerte tocase precisamente a su hija; v crevéndose Jefté obligado a cumplir lo prometido, sacrificó magnánimamente a su hija, con aquiescencia magnánima también de ésta. En sentir de san Agustín, el voto fue desatinado: pero aún más lo fue el cumplimiento; y no agradó a Dios el sacrificio, sino el espíritu del que sacrificaba. Santo Tomás 6 califica este voto de locura, porque se hizo sin el necesario discernimiento; y la ejecución, de impiedad. Jefté pecó, pero puso después remedio a su pecado con el arrepentimiento.

Análogamente otros santos Padres. Pero unánimemente alaban a Jefté v a su hija por el espíritu de fe, de piedad y de magnánima abnegación; y en este

Es decir, Jefté no dejó discendencia, porque su hija unica murió direcila.

Summa theol. 2. 2, q. 88 a. 2 ad 2.

<sup>1</sup> Porque no era de la misma madre, ni de logitima matrimonio.

Masta de Galaad, la ciudad de refugio d' Raunot, adscrita a los leviras acir, mum, 38714 segun ZDPU 1867 (Milteil, a. Nachr. 66) Mena a, que se eleva al occidente de Gerasa a una altitud de 1000 m, con amplio panerama. Rh 357 300.

Es decir, Jefté no dejó descendencia, porque su hija uman murió derecha.

(Cir. 12, 7-8).

Muchos exegeras católicos, siguierdo a Nicolas de Lyra, im reretan espiritualmente el sacrício de Jefté. Entre los medernos, Reinke, Bertrage, etc. 1-421-881; Kaulen en RL XI-12881; Commentative de rebus Lephiae (Boam 1893); Scholz, Heishige Albertumer II-1201; Zschocke, Die Bibl. Francu 184-81; Hoonacker, Le roen de Jephie (Lovaina 1863); Weiss, Dex Gelabde Jephies (Braunsberg 1907); Kortheimer, De Polytheismo 1241; T.I.S-1866, 553 es. Pronuncianse por la interpretación liberal entre los interpretacións (Immelaure (Comm. in India, 240-234); Zapletal (Alltestamentile kez 78-881; Jephies Tochte 345-841; Buch der Richter 188 881); Schopfer (Geschichte des AT 340-881; Faulinaber (Charakterbilde) der bibl. Francockt 134); Lagrange, Neteler, Vigouroux, Mader (BST XIV 565). También los más de los comentaristas protestantes están per el sentido del sacrificio, mientras que König (Geschichte der atl Religion) 2341 se inclina más a la interpretación espiritual.

necho, como también en la lucha heroica y arriesgada de Jefté contra los enemigos del pueblo de Dios, encuentran la razón de la alabanza que san Pablo 1 le tributa como heroe de la fe. Ven asimismo los santos Padres en su sacrificio una figura del de Jesucristo, ofrecido por el Padre celestial por la salud de su puceblo y la de todo el mundo 2; o bien consideran en la hija de Jeité un simbolo de la Iglesia, que Cristo, triunfador del mundo, ofreció a Dios en holocausto como a una virgen, cuando el furor de los gentiles se enardecía contra los eristianos 3.

441. Contra la interpretación literal se aduce principalmente la imposibilidad de que un hombre como lefte, temeroso de Dios, un camucón de la fe (Hebr. 11, 32 s.), poseído del espíritu de Dios, prometiese un sacrificio humano, tan severamente prohibido por la Ley, No encontramos en la Sagrada Escritura un pasaie que repruebe el voto ni la ejecución; tanto los sacerdotes como el pueblo se habrían opuesto seguramente a un sacrificio tan cruel y contrario a la Ley. La misma letra del texto indica que el sacrificio debe entenderse en sentido espiritual: consagración al servicio del Santuario y renuncia perfecta al matrimonio y a la descendencia, pues la expresión «ofrecer en holocausto» queda explicada (en el texto hebreo) por la frase que le precede : «darla en propiedad al Señor». En la intención de lefte entraba la entrega a Dios, a modo de la entrega de los primogénitos, diezmos y nazareos, prescrita por la Lev; y con la frase «ofrecer en holocausto» sólo quería excluir el rescate con dinero, permitido por la Ley. Todavía lo indica el Texto Sagrado con más claridad en la petición de la hija: «dos meses para llorar mi virginidad»; en las palabras aquellas: «el padre hizo con ella según había prometido y ella no conoció yarón»; y finalmente en la siguiente observación; «Las hijas de Israel se reunían

una vez al año para honrar a la hija de leftés.

Mas estas razones no son suficientemente sólidas. Lo primero, que según la letra del texto, lefte se refería a un sacrificio chumano», pues sólo así se explica aquella frase: «saliere de los umbrales de mi casa y viniere a recibirme». Así han entendido el pasaje las versiones antiguas (LXX, Vulgata: quicumque). Al hacer el voto, pensaba lefté en un sacrificio extraordinario que le granjease la asistencia divina en la batalla; un sacrificio de animales, como los que a diario se ofrecían en el Santuario, no está en consonancia con la indole de este voto. Lo segundo es advertir que la palabra «holocausto» ("otah) se usaba solamente en el sentido de sacrificio cruento; y no se puede probar que se emplease en sentido traslaticio (consagración al servicio de Dios y virginidad). Ni se puede demostrar, sino a lo sumo sospechar, que ya antes del destierro existiera y fuese posible la consagración de las doncellas al Señor. Pero la letra de nuestro relato no permite interpretar el voto de Jefté en sentido traslaticio. El llanto de la hija cindica la amargura que le causaba el haber de morir doncella, sin gustar las dulzuras de esposa y de madren. Mas, si su padre la destinaba al servicio del Santuario por toda la vida, podía ella muy bien llorar su virginidad años enteros; de donde no se explicaría la petición de una demora de dos meses. No quiere decir el texto que la hija de Jefté «no conocio varón» después del cumplimiento del voto, sino que antes de esa fecha no lo había conocido. La costumbre de llorar (y no honrar) las doncellas de Israel una vez al año a la hija de Jefté, sólo tiene sentido, de entenderse como lamento por la suerte nunca oída de la desgraciada víctima. La consagración al servicio del Templo no parece motivo proporcionado para tan lúgubre fiesta, y más si la entrega a Dios estaba en uso en Israel. Difícil es comprender tan crasa ignorancia de los asuntos religiosos, tanta irreflexión y embrutecimiento en Jefté, el libertador elegido por Dios. Pero el espíritu del Señor vino sobre el solo para libertar a su pueblo, y no le preservaba — como no preservó a Gedeón, Sansón, David, etc.—, de los pecados personales, de la ignorancia e irreflexión, ni le elevaba sobre las ideas erróneas y costumbres deprayadas de aquel tiempo, ni sobre todo aquello que pudo quedarle de los años de merodeador. Jefte era, como si dijeramos, de la epoca del Sturm und Drang de Israel, la cual dele huellas aun en el culto divino; acaso se dejara arrastrár inconscientemente per

Hebr. 11, 324 etr. también Eccli. 46, 13 %.
 Lann. 11, 56 ss.; etr. san Agustio, Omost. in Indic. 49.
 San Crisóstomo, Hom. de Jephte. Cfr. Weiss, Messian, Varbilder 66 ss.

el ejemplo de los pueblos paganos vecinos, los cuales ofrecían a las divinidades los seres más queridos, cuando a ellas acudían en demanda de algo importante. En «la levenda del sacrificio de la hija de lefté» encuentran la explicación de una costumbre pagana va desaparecida (sacrificio de vírgenes ofrecido al espíritu de la fecundidad), costumbre que pudo haberse transformado en la de las doncellas de Israel va mencionada: pero esta opinión es inadmisible. También lo es, que en casos de apuro se hubiesen ofrecido en Israel sacrificios humanos, cresto de la antigüedad gentílica» 1.

#### 56. Sansón

(Iudic, 13-16)

Las tribus del occidente del Jordán, lindantes con los filisteos, fueron duramente oprimidas durante cuarenta años por estos enemigos. expertos en el arte de la guerra 4. Mas va desde el principio de la opresión se alzó contra ellos un libertador en la persona de Sansón 3.

Había en Saraa 4 un hombre de la tribu de Dan, llamado Manué, cuya mujer era estéril. Apareciósele a ésta el Angel del Señor, y le dijo: «Estéril eres y sin hijos; mas concebirás y parirás un hijo. Mira, pues, que no bebas vino ni sidra. ni comas cosa alguna inmunda; ni navaja alguna tocará la cabeza de tu bijo, pues ha de ser nazareo del Señor desde su nacimiento , y él ha de comenzar a libertar a Israel del poder de los filisteos». La mujer fué a contar la visión a su marido, el cual, lleno de alegría, pidió al Señor le fuese concedido ver al hombre de Dios.

Oyó el Señor la súplica de Manué, y se apareció el Angel del Señor a ambos en el campo y renovó la promesa. Y queriendo Manué hospedar al Angel del Señor — como hiciera Gedeón 6 —, díjole el Angel: «Por más que me instes, no comeré de tu pan; mas si quieres hacer un holocausto, ofrécelo al Señor». Preguntó de nuevo Manué: «¿Cómo te llamas, para que, verificada que sea tu palabra, te honremos?» El Angel le respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es adorable? Tomó, pues, Manué un cabrito y las libaciones, y lo puso sobre una piedra, ofreciéndolo al Señor, que obra maravillas . Y cuando subió la llama del altar hacia el cielo, el Angel del Señor subió también con ella. Lo cual visto por Manue v su mujer, ambos se postraron en tierra sobre su rostro. Y luego entendió Manué que era el Angel del Señor, y dijo a su mujer: «Moriremos ciertamente, porque hemos visto a Dios» 8. Y su mujer le respondió: «Si el Señor nos quisiera quitar la vida, no habría recibido el holocausto y las libaciones de nuestras manos, ni nos habría mostrado todas esas cosas, ni predicho lo que ha de suceder». Llegado el tiempo, parió ella un hijo, a quien puso por nombre Sansón . Y el niño creció, y el Señor le bendijo. Y el espíritu del Señor empezó a estar con él.

Pronto comenzó a cumplirse la promesa del Angel. Marchó un

1 Acerca de esto véase Mader en BSt XIV 571 88-

\* Saraa, en hebreo Sor'n, perteneció primero a Judá, luego fué adjudicada, juntamente con Estaol y otras ciudades del norte de Judá, a la tribu de Dan (Ios. 15, 33; 19, 41). Llámase hoy es-Sur'a; está situada 25 Km. al oeste de Jerusalén, unos 20 Km. al norte de Beit-Djibrin o Eleuteropolis. Cfr. Rb 325. 5 Cfr. num. 342.

\* Cfr. núm. 431. \* Sansón, en hebreo Schimschon, de schémesch, sol, o bien Schimschom, de schamam, ser fuerte;

Acerca de los filisteos efr. núm. 424. La opresión duró hasta la victoria de Samuel. Los 20 primeros años intervino Heli; a Heli siguió Samuel.

Puesto que Sansón nació después de comenzar el dominio de los filisteos (Indir. 13, 1 5: 14, 3 4), jugó 20 años a Israel (Indir. 15, 20; 16, 31) y murió antes de acabar la opresión (Indir. 13, 5), debio de ocurrir su nacimiento al principio de ésta; con lo cual concuerda el hecho de haber dado motivo a sus peleas con los filisteos sus primeros desposorios, tal vez cuando tenía 18 años. Su muerte debio acaccer poco antes de acabar la opresión de los filisteos. Cfr. Zapletal, Der bibl. Samson (l'riburgo de

Cfr. núm. 431 s. Unos 700 m. al sudeste de Saraa se ve en la ladera un altar tallado en la roca, el cual bien pudiera ser el del Texto Sagrado.

día el joven Sansón a Tamnata la donde vió a una mujer de las hijas de los filisteos, la cual le agradó. Pidió a sus padres que se la diesen por mujer; mas éstos replicaron: «Pues qué ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos, que no están circuncidados?» No sabían que la cosa venía de Dios 2 y que Sansón buscaba covuntura contra los filisteos. Accedieron por fin y fueron con su hijo a Tamnata. Al llegar a las viñas de la ciudad, como se alejase Sansón algún tanto de sus padres, salióle al encuentro un león cachorro. El espíritu del Señor vino sobre Sansón 3, el cual, no teniendo arma alguna, despedazó al león (como se despedaza a un cabritillo) 4. Mas nada refirió a sus padres. Llegado a Tamnata, apalabróse con la doncella.

Pasado algún tiempo 5 fué Sansón a Tamnata para casarse con ella; y llegado al lugar donde diera muerte al león, examinado el animal, halló en su boca un enjambre de abejas y un panal de miel e; y tomando de él, comió. En el banquete nupcial había treinta compañeros , que le habían dado los vecinos de la ciudad ; díjoles Sansón : «Os propondré un enigma . Si me lo resolviereis dentro de estos siete días del convite, os daré treinta sábanas y otras tantas túnicas; mas si no, vosotros me daréis a mí treinta sábanas y otras tantas túnicas». Como estuviesen ellos conformes, díjoles Sansón: «Del que come salió manjar, v del fuerte salió dulzura». No pudieron en tres días desatar el

cenigma que les propuso 9.

Pero llegado el día séptimo, acudieron con amenazas a la mujer de Sansón v le dijeron: «Acaricía a tu marido, v persuádele que te descubra cuál es el significado del enigma. Y si no lo quisieres hacer, te pegaremos fuego a ti V a la casa de tu padre. ¿Acaso nos habéis convidado a las bodas para despojar-nos?» Ya antes ella, llevada de su natural curiosidad, había intentado saber el enigma con lágrimas y echándole en cara su poco amor; mas había recibido por respuesta: «No quise decírselo a mi padre ni a mi madre, v ; quieres que te lo diga a ti?» Mas ahora, de miedo a las amenazas de los filisteos, le atormentaba en tal forma, que por fin Sansón le descubrió el enigma. Al punto ella lo comunicó a sus paisanos, y antes del ocaso vinieron éstos a Sansón y se lo resolvieron diciendo: «¿ Qué cosa más dulce que la miel, ni qué más fuerte que el león?» Y él les respondió: «Si no hubierais arado con mi becerra 10, no habríais atinado con mi enigma». Entró, pues, en él el espíritu del Señor, y fuése a Ascalón 11; y mató allí a treinta filisteos 12, a los que quitó los vesti-

<sup>\*</sup> Tammata. en hebreo Thimma, hoy Tibne, 7 Km. al occidente de Saraa; pertenecia a la tribu de Dan (los. 19, 43), prro fué recuperada por los filisteos, Cfr. Rb 359.

\* El matrimonio con filistea era contra el espíritu de la Ley, pero no estaba expresamente prohibido. Aquí «la cosa venía de Dios»; no que Sansón obraso por inspiración divina, sino que Dios permittó y dispuso para que con este motivo se manifestase la vocación de Sansón. Acerca de la madre y de las mujeres de Sansón cfr. Zschorke, Die bibl. Frauen. 190 ss.

\* Le animó y fortaleció, le dió fortaleza sobrenatural.

\* Cosa parecida hizo David (1 Reg. 17, 34 ss.) y uno de sus heroes, Banaías (II Reg. 32, 20). Antiguamente abundaban más que ahora los leones en Palestina, como se colige del nombre de algunas ciudades: Lebaoth o Beth-Lebaoth (es decir, leonas o casa de las leonas) en Judá y Simeón (los. 15, 32). 10. (b).

<sup>32: 10, 6).</sup> 

Tal vez algunos meses y aun un año más tarde, pues por regla general los desposorios duraban todo ese tiempo.

En el desierto de Arabia el calor del verano seca los cadáveres en 24 heras tan completamente, que permanecen largo tiempo incorruptos como las momias. Las abejas, que tanto huyen de la carne corrompida, podían fabricar su panal en las concavidades de uno de esto cadaveres, como lo haceu en los árboles y en las hendiduras de las rocas. La historia profana nos ofrece ejemplos de lo mismo. Cuenta Herodoto (5, 14) que las abejas fueron a labrar su panal (n el cráneo del general Onesilos de Salamina, colgado fuera de las puertas de la ciudad por los habitantes de Amatonte.

Les amigos del esposo le acompañan y entretienen y le avudan en los preparativos nupciales, siempre muy profitos y costosos. Cír. Bauer Folksleben im Londe der Bibel 101 ss.; Keppler, Wonderfahrten 1-20 51 ss.

Era costumbre de los pueblos antiguos, como lo es todavia hoy en Orinte, proponer acertijos en los banquetes de bodas.

Y renunciaron a resolverlo.

Y renunciaron a resolverlo.
 Expressión proverbial, que significa: esi no hubieseis usado de lo mio en provecho vuestron.
 Unos 40 Km. al sudoeste de Tamnata, en el literal (cfr. num. 424).
 Enemigos de su pueblo. No los mató tor vengarse, sino porque vino sobre él el espíritu de Dios, el cual le ofreció esta coyuntura para hacer daño a los enemigos de su pueblo. No dice el Texto Sagrado que llevase a cabo dicha acción en un solo día. Hay que apreciarla segun las costumbres de aquel tiempo.

dos, y los dió a los que habían resuelto el enigma. Y lleno de grande enoio, volvióse a la casa de su padre

444. Pasado algún tiempo, queriendo Sansón, pocos días antes de la siega, visitar a su mujer, fué y llevóle un cabrito. Mas entre tanto ella había sido dada por mujer a uno de los compañeros de boda de Sansón. Irritado por esta infidelidad y afrenta, dijo:

«De aquí en adelante no podrán que arse los filisteos si vo les hiciere mal». Y partiendo de allí, cogió trescientas raposas 1; juntó unas a otras por las colas, v en medio suietó unos tizones; luego echó las zorras a las mieses de los filisteos. No sólo las mieses ya hacinadas y las que estaban por segar, sino también las viñas v los olivos quedaron reducidos a cenizas. Enojados por ello los filisteos y queriendo apaciguar a Sansón, quemaron a su mujer y a su suegro. Pero irritado Sansón aún más por tamaña crueldad, hizo un grandísimo destrozo en

ellos, como enemigos jurados y despreciadores del pueblo de Dios.

Después de lo cual, se retiró y vivió en la cueva de la peña de Etam<sup>2</sup>. Entonces los filisteos, entrando en la tierra de Judá, acamparon en un lugar que después se llamó Legui . Preguntáronles los de la tribu de Judá : «¿Por que habéis subido contra nosotros?» Y ellos respondieron : «Hemos venido para atar a Sansón y retornarle el mal que nos ha hecho». Pasaron, pues, tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: « No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? Pues, por qué les has hecho estas cosas?» A los cuales él respondió: «Como me hicieron a mí, así he hecho vo a elloso 4, «Hemos venido, le replicaron, a atarte y penerte en manos de los filisteos». Hízoles Sansón jurar que no le matarían, y dejóse atar con cuerdas nuevas. Al verle venir de lejos los filisteos, corrieron a su encuentro con grande algazara. Mas apoderóse de Sansón el espíritu del Señor; y como suele consumirse el lino al fuego, del mismo modo rompió y deshizo las ligaduras con que estaba atado. Y tomando la quijada de un asno, que halló en el suelo, mató con ella a mil filisteos .

Entonces cantó lleno de entusiasmo: «Con la quijada de un jumento, con la quijada de un pollino de asna los destrocé, maté a mil hombres». Y arrojó la quijada; y llamó aquel sitio Ramat-Lequi, que quiere decir, altura de la quijada. Y acosado en extremo de sed, clamó al Señor y dijo: «Tú has dado esta salud v victoria muy señalada por mano de tu siervo; he aquí que muero de sed, y voy a caer en las manos de los incircuncisos». El Señor entonces abrió una

Los filisteos habitaban en las llanuras; Eleuterópolis está entre los primeres montes de las meditañas de Judá.

\* En vez de ver en Sansón al salvador enviado por Dios, le hicieron culpable de la guerra de los enemigos de Israel y le entregaron en manos de éstos.

En hebrea schu'alim, chacales, muy parecidos a las raposas y muy abundantes aun hoy en Palestina, especialmente en Ascalón, Gaza y Galilea. Son muy fáciles de coger. Andan en manadas de 200 y 300, son muy rapaces y, si han husmeado carne podrida, caen de noche en aldeas y ciudades. Su aullido es inaguantable. Cfr. Rb 385, 413. Acso en esta ocasión y en las siguientes syudaron a Sansón otros que pensaban de la misma suerte. No dice el Texto Sagrado que Sansón capturase de una vez los chacales, ni que los soltara en una manada; mayor fuera el estrago soltando ahora aquí, luego allá algunos de estos animales en el campo de los filisteos. Los tizones pudieran haber sido mechanes de materias fácilmente combustibles, que los chacales asustados habrían llevado por los campos secos, incendiando todas las materias inflamables. Según Ovidio (Fasti 4, 681 ss.), cen la fiesta de los cercales (en honor de la diosa Cerest los romanos solían soltar en el Circus maximus raposas con tizones atados a la colao. Las raposas son símbolo del tizoncillo (Kautzsch, Die Heilige Schrift des AT 396). Nada se sigue de aquí contra la historicidad del episodio de las raposas. Antes por el contrario, la existencia de heches análogos que nos refiere la historia antigua, es argumento de la realidad del nuestro. Así cuenta Amiano Marcelino [18, 7] que los romanos en la guerra contra los persas asolaron con fu go las estepas de Mesopotamia; y refieren los historiadores árabes que, en la guerra contra los mongoles, incendiaron las estepas soltando raposas hambrientas con tizones encendidos atados a la cola (ZAW 1911, 69).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La peña Etam, a la que subió Sansón, no puede estar situada, como pretenden los modernos en las montañas de Judá, en las cercanías de la ciudad de Etam (actualmente Urtas o Artas), situada en las montañas de Judá, § Km. al sur de Belén (II Par. 11, 6), sino probablemente en una ciudad o lugar de la tribu de Simeón (1 Par. 4, 32), al sur de las montañas de Judá, no lejos de Betegabra, o Eleuterópolis, que significa ciudad de refugio, llamada hoy Beit-Djibrin (Beit-Gibrin). Cfr. LB II 225; Rb 155.

Mil, en numeros redondos, para decir emuchísimoso. La Sagrada Escritura atribuye el becho a la milagosa protección divina, que fortaleció a Sanson, cegó y confundió a sus enemigos; los cuales, focos de alegría, corrieton a su encuentro, sin reparar en que iban desarmados. Pero sobrecegidos de terror a su vista, echaron a huir, y sucumbieron uno tras otro a los golpes del héroe israelita. No dice el texto que muriesen todos, sino que cayeron o huyeron.

muela en la quijada del asno 1 y salieron de ella aguas. De las que habiendo bebido Sansón, confortó su espíritu y recobró las fuerzas. Por eso se llamó en adelante aquel lugar «fuente del que invocó de la quijada» 2. Y juzgó a Israel veinte años en los días de los filisteos "

445. El matrimonio con una filistea fué ocasión de sus luchas y victorias; mas la unión culpable con dos filisteas — con lo cual profanó su estado de naza-

reo -, acarreole la perdición 1.

Fué Sanssón a Gaza - ciudad de los filisteos, y pasó la noche en casa de una meretriz. Cuando se supo esto entre los filisteos, cercaron la casa y estuvieron en acecho a las puertas de la ciudad toda la noche, con el fin de matarle por la mañana al tiempo de salir. Mas Sansón durmió hasta la medianoche; y levantándose después, tomó las dos hojas de la puerta, con sus pilares y cerraduras; y cargándoselas sobre los hombros, llevólas a la cumbre del monte que mira a Hebrón 6

Luego de esto, enamoróse de una mujer llamada Dálila 7, que habitaba en el valle de Sorce . Ofrecieron los principes de los filisteos a esta mujer una gran suma ", si lograba engañar a Sansón, arrancándole con halagos el secreto de su

gran fuerza, y la manera de apoderarse de él y atarle.

Preguntóselo Dálila en la primera ocasión. Mas él respondió: «Si me ataren con siete cuerdas de nervios recientes y todavía húmedos, quedaré tan débil como los otros hombres». Y lleváronla los príncipes de los filisteos siete cuerdas, como había dicho, con las que ella le ató, quedándose ellos en acecho escondidos en la casa, y esperando en un aposento el fin de este suceso. Entonces ella le gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Mas él rompió las ligaduras, como se rompe en el fuego un hilo torcido de mala estopa. Y Dálila le dijo: «Mira como te has burlado de mí y no me has dicho la verdad; descúbreme siquiera esta vez con qué convendría fueses atado». A lo que él respondió: «Si fuere atado con cuerdas nuevas que nunca hayan servido, quedaré débil y como cualquiera de los otros hombres». Atóle con ellas Dálila y, estando preparada en el aposento contiguo la celada, gritóle: «Sansón, los filisteos sobre ti». Al punto rompió Sansón las ataduras, como hilos tenues. Como le importunase de nuevo, díjole: «Si tejieres las siete trenzas de mis cabellos con una cinta y las sujetares en el suelo con una clavija, seré sin fuerza». Lo cual habiendo hecho

En hebreo ela fuente del que invocar, la cual está en Legui (India, 15, 10).

Trae aquí el Texto Sagrado el tiempo que desempeño el oficio de juez, porque después, sélo pos da cuenta de lo que hacia el fin de esta época le acarreó la ruina y la muerte

Por esto dice de el san Ambresio: «El esforzado y valeroso Sansón ahogo un 1-ón, mas no pudo Por esto dice de el san Ambrosio : del estorzado y valerose Sanson anogo un l'on, mas no pudo ahogar sus propias pasiones. Rompió las ligaduras con que le ataron sus enemigos, pero no supo romper las de sus sensuales descos. Dió fuego a las mieses ajenas; pero encendido él mismo en el fuego de un falso amor, perdió la cosecha de su virtudo. (1pol. Dand. 2, c. 3).

\* Gaza (que significa la fuerte, la firme), la más meridional de las cinco capitales filisteas, se halla a 31 grados de latitud norte, en un paralelo con Hebrón y el centro del mar Muerto; está situada en una depresión muy feraz, regada por más de 20 fuentes. Dista 5 Km. de la costa del Mediterráneo,

6 de Hebrón y 75 de Jerusalén; por ella pasa la gran vía comercial de Egipto. LB II 374, Rb 174
Probablemente el monte Muntar, que descuella unos too m, sobre las campinas circundantes v
tiene vistas magnificas a Gaza y sus alrededores y hasta las montañas de Hebrón; está situado
2 Kin, al sudeste de la ciudad. En él se ve el mausoleo del jeque Muntar, que da el nombre al monte. Los filisteos debieron de quedar corridos al ver a la mañana siguiente en la cima del monte las puertas Los filisteos debieron de quedar corridos al ver a la mañana siguiente en la cima del monte las puertos de la ciudad tefr. III. 1877, 42 s.). No es de creer que fuesen muy grandes las de Gaza. Aun hoy son bajas y estrechas en Oriente las puertos de las plazas fuertes (de las iglesias y de los monastrios), para dificultar el paso a los enemigos (y huéspedes indescables). Aun así, la acción de Sansón supere extracerdinario arrolo y vigor. Es una hazañan que se puede explicar naturalmente por circumstancias que no nos ha conservado la Sagrada Escritura. En sí nada tiene de imposible o increíble.

7. Faulhaber, Charakterbildes der bil 1. Francuscelt 110 se.

8. Fi valte de Sorce (a de las cepas), es quivir l valle de Escol to de los racimes) (cfr. núm 360); acaso se trata de un valle que está entre Seria y Betsamés, llamado hoy Wadi es-Serak, que sale al mesto de vacto de las cepas).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Puesto que el monte en que Sansón arroió la quijada se llamó por este hecho Roma Lemi (altura de la quijada) o Legui (quijada), es muy natural llamar muela o cavidad de la muela a alguna oquedad u hovo de aquel monte. En hebreo se aprecia esto más claramente : «Entonces abrió Dios el hovo que està en Lequis, etc., es decir, de la houdenada de la roca hizo brotar una fuente, que siguió manando agua y se la llamó efuente del que invoca, la cual está en Lequis. Fl. Josefo (Ant. 5, 8, 9) hace mención de esta fuente; mostrábase todavía en tiempo de san Jerónimo (Epitaph, Paulae) y aun posterior-mente en las cercanías de Betogabra o Eleuterópolis, ciudad importante edificada más tarde en aquel lugar. Guerin se decide por Ain el-Lekhi, entre Bittir y Ain-Karim, a unas dos horas de Etam. Cfr.

mar al porte de Azoto, AB 166, Rh 349.

Serían los cinco sátrapas filisteos de Gaza, Ascalón, Azoto, Accarón y Get (núm. 124). Cada use le ofreta 1100 síclos (cfr. núm. 206), que es una suma respetable, de donde se colige que tenfan extraordinario interés en apoderarse del terrible en migo. Imaginábanse que Sansón estaba en posesión de artes mágicas, cuyo secreto debía arrancarle Dálila con astucia.

Dálila de dijo : «Sansón, los filisteos sobre ti». Mas él, despertando de su sueño,

arrancó la clavija con los cabellos y la cinta.

Cegado por la pasión, no sospechaba la infidelidad de aquella mujer. Acosábale ésta un día y otro día, sin dejarle un momento de reposo, hasta que desmayó Sansón y cayó en mortal abatimiento. Entonces, descubriéndole la verdad, le dijo: «Nunca subió navaja a mi cabeza, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre; si fuere rapada mi cabeza, mi fuerza se apartará de mí, y desfalleceré, y seré como los demás hombres» <sup>1</sup>. Viendo ella que le había descubierto todo su corazón, avisó a los príncipes de los filisteos. Vinieron éstos, trayendo el dinero prometido. Y como durmiese Sansón con la cabeza reclinada en el regazo de Dálila, un barbero le cortó las siete guedejas de su cabello; después de lo cual gritó Dálila: «Sansón, los filisteos sobre ti». Despertóse, y creyó poderse librar como otras veces; pues no sabía que Dios se había apartado de el. Mas los filisteos le prendieron y le sacaron los ojos; y amarrado con cadenas. le llevaron a Gaza; y encerrándole en una prisión, le hicieron moler en un molino de mano 2.

446. Vergonzosamente traicionado, cegado y humillado, tenía ahora ocasión de arrepentirse y expiar amargamente su ligereza. Así debió de suceder, pues vemos que Dios, al crecerle el pelo, le aceptó de nuevo como nazareo; y accediendo a su plegaria le devolvió su antigua fortaleza sobrenatural. No mucho tiempo después 3, celebrando los filisteos una gran fiesta en honor de Dagón 4 por la derrota del israelita, cantaban jubilosos: «Nuestro dios ha puesto en nuestras manos a nuestro enemigo

Y cuando después del banquete se entregaban a una alegría desenfrenada, dieron orden de que fuese conducido allí el prisionero, para que les sirviera de diversión <sup>5</sup>. Fué, pues, traído de su encierro y era objeto de entretenimiento para los filisteos, los cuales le pusieron entre las dos columnas en que descansaba el edificio. Y él dijo al muchacho que le guiaba: «Suéltame, para que toque las columnas y me apoye en ellas». El edificio estaba lleno de hombres y de mujeres; alli se hallaban todos los príncipes de los filisteos, y como unas tres mil personas de uno y otro sexo que desde la terraza contemplaban los juegos que hacía Sansón 5. Y él, invocando al Señor, dijo: «Señor Dios, acuérdate de mi y restituveme ahora mi primera fuerza, Dios mio, para vengarme de mis enemigos de una sola vez por la pérdida de ambos ojos». Y cogiendo las dos columnas en que cargaba el edificio, y asiendo la una con la derecha y la otra con la izquierda dijo: «Muera Sansón con los filisteos». Y sacudiendo con grande fuerza las columnas, cavó la casa sobre todos los principes y sobre el resto de la multitud que allí había; y mató muchos más muriendo que había muerto antes cuando vivía. Y viniendo sus hermanos

La fortaleza le venía no de los mismos cabellos, como declara Sansón, sino por ser la cabellera el distintivo principal de su estado de nazareo. Era una gracia sobrenatural (gratis data, como el don de longuas o de hacer milagros, etc.) concedida en provecho de su pueblo; por lo mismo no dependia de la santidad personal de Sansón, aunque sí iba ligada a su estado de nazareo, y Dios le privó de ella tan pronto como por su culpa hubo perdido el signo externo de su consagración. No dice el Texto Sagrado que le abardonara la fortaleza, sino Jahve, que había hecho depender aquel don de la observa seja del voto. Y no por haberle crecido los cabellos recobró su antiguo vigor, sino por la oración que después de tan duro castigo salió de su ánimo contrito, y porque al ver de nuevo sus cabellos renovó en cierto modo el voto. Cfr. núm. 342 y 442, Num. 6, 9-12; Scholz, Die heilige Allertûmer II 322.

2 Cfr. num. 436. Era un trabajo muy humilde y prieso, propio de esclavos; cfr. Exod. 11, 5.

3 Cuando comenzaron a crecer los cabellos de Sansón (Indic. 16, 22); de donde no fué larga la

Es decir, dios-pez (del hebreo dag, pez; según los modernos de dagan, cercales, dios de los cercales), divinidad principal de los filisteos, asirios, babilonios, fenicios, etc., símbolo del agua y de las fuerzas naturales por ella vivificadas. En las monedas fenicias y en los monumentos asirios se le representa con el tronco de pez y el busto de hombre. Cfr. núm. 122 y LB II 13; Kortleitner, De Poly-

Ichismo 277-280; Rb 515.

B. Es decir, para que cantase y ballase; según otros, para hacer burla de 4.

El edificio era del tipo megaron, característico de la civilización crético-micénica, de que procediam los filisteos. El megaron consistía en una sala precedida de un vestíbulo sustentado en dos columnas. estas dos columnas de madera se pedían separar de los basamentos de piedra en que descansaban, con lo cual el edificio se desplomaba». (Von Lichtenberg, Die ägypt. Kultur<sup>2</sup>, 1918, 144). Puede verse en Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur (Leipzig 1921) 47, el plano de un megaron de Tirinto.

con toda la parentela tomaron su cuerpo y lo enterraron entre Saraa y Estaol, en el sepulcro de su padre Manué i. Había juzgado a Israel durante veinte años

447. Sansón es persona histórica 2; y aunque hay cosas muy extraordinarias en su vida, ninguna lleva en sí el sello de lo increíble o legendario; hechos análogos encontramos en la historia. Es tan sencilla la narración, tan sobria e imparcial, como puede serlo cualquier historia fidedigna o cualquier otro episodio de la Sagrada Escritura. La fuerza extraordinaria de Sansón, que excedía a la del común de los hombres, era un don especial de Dios. El carácter del fondo y de la forma no da derecho a considerar el relato como «levenda popular». Las interpretaciones mitológicas que se han intentado 3 (Sansón = = héroe solar) terminan en arbitrariedades y vulgaridades de mal gusto; y al cabo, se ven obligados los críticos a reconocer en este relato un «fondo histórico». Nada de común tiene la historia de Sansón con el mito de Hércules, sino la fortaleza y la muerte del león; y aun esta semejanza aparece del todo borrada en el mito de Hércules. Los restantes once trabajos de Hércules nada tienen de común con las hazañas del héroe israelita. Posible es, por lo demás, lo que va los santos Padres sospecharon: que algunos rasgos de la vida de Sansón hayan sido oscurecidos con levendas por los griegos, procedentes en parte de las costas de Palestina, y havan sido después utilizados en su mito de Hércules.

Lo extraordinario de la vida de Sansón está en armonía con las circunstancias de la época, y con la misión y destino que Dios le confiara en la historia de la Revelación. Se necesitaba un «héroe esforzado» que robusteciera en Israel el sentimiento de dignidad, menguado por tan larga opresión, y mostrase que los filisteos eran impotentes contra el poder de Dios. A ello contribuyen no poco los rasgos «humorísticos» de la vida de Sansón, los cuales recuerdan aquel chascarrillo popular que comienza: Die Feinde werden überlistet, dem Spotte preisgegeben (los enemigos son vencidos con astucia, entregados a la burla). Además Sansón debía ser al finalizar el período de los Jueces, tanto en su persona como en su acciones y aún más por el resultado de su intervención, un resumen de todo el período de los Jueces, un espejo en que se mirase Israel, contribuyendo de este modo a preparar el período siguiente. Es, pues, una imagen de Israel por la elección sin mérito alguno propio, por el estado de nazareo, es decir, por la consagración perpetua a Dios, por el nacimiento prodigioso. Fuerte e invencible mientras permaneció fiel a su estado y vocación, tan pronto como fue infiel, Dios le abandonó, dejándole impotente, oprimido y humillado; y cuando arrepentido se volvió al Señor acordándose de su estado de nazareo, recobró la antigua fortaleza. El comenzó a libertar a Israel de la opresión de los filisteos, mas no pudo acabar la obra, porque sus pasiones le pusieron en manos de los enemigos. Tampoco Israel se libró completamente de los enemigos por las gracias concedidas a los Jueces, ni se sustrajo al influjo del paganismo, pues sus pasiones frustraron los designios de Dios; necesitaba adquirir en las vicisitudes de la vida la educación y el temple necesarios para triunfar del paganismo y

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Se ha encontrado un sepulcro entre Sar'a y Eschu'a (Saraa y Estaol), junto a Khorbet Aschin, antiguo ecampamento de Dano (cfr. núm. 442), i Km. al norte de Saraa. Actualmente es un edificio rectangular que termina en cupula, sombreado por dos higueras. En uno de los ángulos del interior hay un sarcofago de piedra, con cubierta de mamposterfa en forma de tejado; probablemente es de crigen moderno. Sin embargo, parece indudable que el mausoleo, llamado comúnmente Scheikh Gherib, pero también Kabr Schamschun (sepulcro de San-ón), está en lugar destinado antiguamente a sepulturas, y bien pudiera haber estado allí la de Manué (cfr. HL 1877, 16, nota 119). Schick (ZDPV 1887, 138)

haber encontrado el sepulcro de Sansón en la aldea Artuf.

La demostración detallada véase en Kalt, Samson; eine Untersuchung des historischen Charakters von Richt 13-16 (Friburgo 1912). Zapletal considera la historia de Sansón algo así como auna epopya con Richt 13-16 (Friburgo 1912). Zapletal considera la historia de Sansón algo así como ouna ep prya hebrean; cree que el relato bíblico se apoya en una onarración popularo, en la cual ociertos hechos están algo aumentadoso. En apoyo de su opinión alega olos principios fundamentalisimos de san Jerónimos Der bíbl. Samson 833). En un reciente comentario al Libro de los fueces habla también de orasgos populares de la historia de Sansónn, pero no nos dice cual sea en ella la parte verdaderamente històrica y cuáles los orasgos populareso, es decir, los adornos y las exageraciones de carácter legendano. Cuanto a la alegación de san Jerónimo, el papa Benedicto XV (Spir. Par. 20) la rechaza en absolute, calificándola de dalseamientos de las palabras de este Padre de la Iglesia. Declara al mismo tiempo que el sentir de san Jerónimo acerca de la absoluta verdad histórica de los Sagrados Libros es odoctrina de Criston (bibl. 35); y toda otra teoría, apartamiento de las enseñancas de la Iglesia (bibl. 27).

3 También san Jerónimo conoce estas tentativas: Ep. ad Phil. 4 (Migne. P. Lat. XXV 609).

hacerse digno, por lo menos en su parte más sana, de recibir al verdadero libertador v Redentor

448. La muerte de Sansón no fué un suicidio; tampoco obró el heroe israelita guiado por un ruin desco de venganza, si bien se dirigió a Dios pidiendo auna satisfacción por la pérdida de sus dos ojos». Esto se echa de ver sin dificultad en el relato bíblico: 1. Sansón obró por impulso divino, más aún. con el auxilio de Dios. 2. No obró como persona privada, sino como juez y vengador de su pueblo y como representante caracterizado de la gloria de Dios, a quien los filisteos injuriaban, burlándose del juez de Israel y dando culto a Dagón. 3. Su intención no fué de matarse a sí mismo, sino a sus enemigos. Como Eleazar en tiempo de los macabeos<sup>2</sup>, como aquellos valientes de las Termópilas, y como tantos otros héroes y caudillos, con justicia ensalzados, ofreció su vida voluntariamente para quebrantar al enemigo y salvar a su pueblo. 4. Finalmente, con su muerte por la gloria de Dios y la liberación de Israel lavó las manchas de su vida. Por eso pudo el apóstol san Pablo contarlo entre los héroes de la fe de la Antigua Alianza \*, y decir de él san Ambrosio, «que al fin de su carrera triunfó de sí mismo v mostró un valor invencible, despreciando y no teniendo en nada la muerte que a todos se hace tan temible..., cerrando su vida con una última victoria, y acabando como triunfador y no como prisionero» 1.

449. A pesar de sus pecados y faltas, Sansón, según los santos Padres, es figura de Jesucristo, verdadero y perfecto libertador de Israel. No en los pecados, sino en la vocación, heroísmo y fortaleza y en las victorias está el simbolismo, que no puede descharse, pese a ciertos comentarios de mal gusto de algunos interpretes antiguos, "Obró, dice san Agustín, como fuerte, y padeció como débil. Yo veo en él la fortaleza del Hijo de Dios y la debilidad del hombre. En sus proezas y heroísmo es figura de Jesucristo, cabeza de la Iglesia; pero en las demás acciones representa el cuerpo de Cristo; en las prudentes y nobles, a los que viven santamente en la Iglesia; y en las pecaminosas e insen-

satas, a los que viven en la Iglesia como pecadores» .

En particular, échase de ver el carácter simbólico en el anuncio de su concepción y nacimiento. En la fortaleza es Sansón figura de aquel que es el Dios fuerte 6; como nazareo, es figura del Santo de los Santos, del nazareo en el más alto v noble sentido 7. Como Sansón, también Cristo luchó v venció con un arma despreciable, la cruz. Fué entregado por sus compatriotas en manos de los enemigos, no por fuerza, sino porque El mismo lo quiso; fue atado, cegado en cierto modo, puesto que le taparon el rostro; fué escarnecido y tratado como el desecho de los hombres; ofreció la vida por su pueblo e hizo más quebranto en el infierno en su muerte que durante su vida, pues «con su muerte se arruinó la casa del demonio y quedó quebrantado el señorío de la muerte; por su muerte la muerte quedó vencida». También arrancó Cristo las puertas y los cerrojos y los llevo a cuestas a la cumbre del monte, cuando en la Resurrección derribó las puertas de la muerte y en su Ascensión las elevó a las alturas del cielo .

### Pecado y castigo de la tribu de Benjamin

(Iudic. 17-21)

450. El libro de los Jueces nos relata en un apéndice dos episodios que acaecieron luego de la muerte de Josué, tal vez antes del primer juez. Dedúcese esto del relato mismo, pues en tiempo de los sucesos la tribu de Dan no había

Cfr. Rom. 9, 6; 11, 25; Gal. 4, 28; 6, 16.
 I Mach. 6, 43 88.; cfr. num. 740; san Agustín, Civ. Dei 1, 21.
 Hebr. 11, 32
 Ep. 10, 32 8. Virgilio fr., al. cp. 17 aut 23. Serm. ad popul. 361. 2 al. 107. 2 de temp. Is. 9, 6; Matth. 3, 11.

Matth. 2, 23, Ioann. 19, 10. II Cor. 5, 21, Hebr. 7, 20; cfr. ademis núm. 342; san Jerônimo, Comm. in Matth. c. 2; «Nazareo significa santo; mas que el Señor había de ser santo lo atestigua toda la Sagrada Escritura».

San Paulino, Ep. 4 ad Sever, fr. · San Gregorio, Hom. in Evang. 21, 7. Cfr. Weiss, Die Messian. Vorbilder 68.

recibido todavía porción de tierra suficiente , y era sumo sacerdote Fineés, contemporaneo de Josue y nieto de Aarón . Y los trae en abéndice, porque no tienen relación con el gobierno de juez alguno, siendo por otra parte demasiado

importantes para pasarlos en silencio.

El primero de ellos, relativo al establecimiento de la tribu de Dan en el Libano, es interesante porque nos da a conocer la porción que cupo en suerte a la tribu de Dan, y aun más porque nos permite apreciar con cuánta facilidad se entregaba Israel a la idolatría. Nos relata, en efecto, que un hombre de la tribu de Efraim, llamado Micás, hizo confeccionar un precioso ídolo en cumplimiento de un voto de su madre ", y estableció en su casa un culto (privado) abiertamente ilegal y supersticioso: para ello tomó a salario a un «levita ambulante». cl cual utilizó el efod y el terafim que había mandado hacer Micás. Pero sucedió que cuando los danitas fueron a ocupar su nueva patria, se apoderaron con astucia y violencia del levita (sacerdote), establecieron el culto del ídolo e instijuyeron sacerdotes a un descendiente de Moisés y a sus hijos; y el ídolo siguió entre ellos todo el tiempo que estuvo en Silo la casa de Dios. Quebrantamiento tan manifiesto de la Ley, del culto de Dios y de la unidad del lugar — apostasía v cisma a la vez — fué posible en aquel tiempo, porque no había rev (un poder central fuerte) en Israel (cap. 17 v 18).

El segundo episodio, un crimen espantoso de la tribu de Benjamin, que causó el exterminio casi total de esta tribu, nos muestra hasta qué punto había penetrado va en Israel la corrupción cananea. La observación que repite el historiador: «en aquellos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que meior le parecía» \*. indica una época en que Israel carecía de un jefe civil común, y quiere tal vez significar que los Jueces no suplían suficientemente la falta de una cabeza, de donde comenzó a nacer en el pueblo la aspiración por un rey or con lo cual, este apendice nos dispone a la historia de Helí, Samuel v

Saul (cap. 10-21).

451. Vivía en Efraim un levita, el cual fué a Belén a reconciliarse con su mujer, que le había abandonado volviéndose a la casa de sus padres. Cuando, logrado su propósito, regresaba a su patria con su mujer, vióse obligado a pasar la noche en Gabaa, ciudad de la tribu de Benjamín . No habiendo quien quisiera albergarles, sentáronse en la calle, hasta que acertó a pasar por allí un anciano, natural de las montañas de Efraim, que vivía como extranjero en Gabaa, el cual les hospedó en su casa. Mientras el levita y su mujer descansaban del viaje y con los manjares reparaban sus fuerzas, vinieron de la ciudad unos hombres disolutos, rodearon la casa con la misma depravada intención que antaño los sodomitas , y exigieron del anciano por la fuerza que pusiese en sus manos al extranjero. Inútiles fueron las súplicas del anciano; mas, por fin, dejaron en paz al levita, y apoderándose de su mujer, tratáronla de la manera más afrentosa. Abriendo el levita de madrugada la puerta de la casa para buscar a su mujer, la encontró muerta en el umbral, con los brazos extendidos. Tomóla horrorizado, púsola sobre su asno y siguió el camino hacia su patria. Llegado allí, partió el cadáver en trozos que envió a las doce tribus de Israel, dando aviso del horrible crimen.

Todos clamaron indignados: «Jamás se vió cosa igual en Israel, desde que subieron de Egipto nuestros padres hasta este día; decid lo que os parece, y de común acuerdo resolved qué debe hacerse en este caso». Salieron 400.000 guerreros de las tribus de Israel y acudieron a la asamblea del pueblo \*, reuniéndose

Compárese 18, 1 con 1, 34.

Compárese 20, 28 con los. 22, 13; 24, 33.

Segun otros, se trata de la restitución de una suma de dinero; destinada a fines religiosos, desaparecía de ella en cierto medo la maldición. Cfr. Zschokke, Die bibl. Frauen 198 s.

<sup>\*</sup> Indic. 17, 6; 18, r; 10, 1; 21, 25.
\* I Reg. 8, 5 26; 12, 12.
\* Gabaa, tambien Gabaat (b.br. Gibea), ciudad nativa de Saúl, probablemente Tell es-Soma d'hoy, junto a Tulcil el-Ful, 6 Km. al norte de Jerusalén, 3 1, Km. al sur de Rama, ZDPF XXXII 1-37. Acerca de los distintos Gabaa vease num. 421. Cir. supra núm. 155.

No quiere esto decir que todos tomasen parte en la asamblea-lo cual, por otra parte, tampoco Su quiere esto decir que todos tomasen parte en la asambéa—lo cuál, por otra parte, tamporo era posible—, sino que el total de los hombres de armas que las tribus enviaron a Masía asendía a 400000, mientras que Benjamin sólo pudo disponer de 20000. Un dato análogo encontramos en l Reg. 11, 8 cfr. núm. 472, donde evidentemente se trata de una «revista»; lo mismo se puede decir de 1 Par. 12, 23 ss., donde eprobablemente se hace a ojo el recuento de los guerreros representados (en Hebrón) por los Ancianos y su numeroso acompañamiento».

en la presencia del Señor <sup>1</sup> en Masfa <sup>2</sup>. Tras breve deliberación enviaron mensaieros que dijesen a la tribu de Benjamín: «: Cómo se ha cometido entre vosotros maldad tan detestable? Entregad los hombres de Gabaa, esos hijos de Belial. que cometieron tamaño crimen, para que mueran, v sea quitado el mal de Israel». Los benjaminitas no quisieron dar oídos al mensaje de sus hermanos los hijos de Israel, sino acudieron en número de 25.000 hombres en auxilio de la ciudad de Gabaa, la cual por su parte contaba con 700 hombres muy esforzados, que lo mismo peleaban con la izquierda que con la derecha, y tan diestros en el manejo de la honda, que no erraban el tiro a un cabello.

Salieron las once tribus a campaña y vinieron a la casa de Dios, es decir, a Silo 4, donde consultaron al Señor quién debía ser su caudillo. Respondióles el Señor: «Judá será vuestro caudillo». Marcharon, pues, de mañana y acamparon junto a Gabaa. Pero confiaron demasiado en la superioridad de sus fuerzas, y comenzaron el asalto de la ciudad con demasiada precipitación y sin las debidas precauciones, por lo que perdieron 22,000 hombres. Consultaron de nuevo a Dios con súplicas y lágrimas, y se lanzaron a la pelea por mandato del Señor; mas en este segundo ataque perdieron 18,000 hombres. Por tercera vez acudieron a la casa del Señor. Lloraron, avunaron todo el día, ofrecieron holocaustos v víctimas pacíficas y consultaron por tercera vez al Señor, si debían intentar un nuevo asalto. Respondióles el Señor: «Salid, que mañana los entregaré en vuestras manos».

Los hijos de Israel pusieron emboscadas alrededor de la ciudad de Gabaa, y se dirigieron por tercera vez contra Benjamín. Y como los benjaminitas hiciesen una salida audaz, las tribus simularon una fuga, con lo cual consiguieron alejar de la ciudad a los sitiados; salieron entonces los emboscados, acordonaron a los benjaminitas, mataron 25,000 de ellos, conquistaron y reduieron la ciudad a cenizas y asolaron también las demás ciudades de Benjamín. De toda la tribu sólo quedaron coo hombres, los cuales fueron a refugiarse en la peña de Remmon 5, en el desierto.

Mas ahora comprendieron los hijos de Israel que habían vengado con exceso el crimen de Benjamín, y tuvieron gran pesar por la desgracia de aquella tribu. Fueron a la casa del Señor a Silo . lloraron con grandes lamentos y dijeron: « Por qué, Señor Dios de Israel, ha acaecido esta calamidad en ru pueblo, que una de las tribus fuese hoy quitada de entre nosotros?» Y ofrecieron holocaustos y víctimas pacíficas al Señor. Luego enviaron mensajeros a los que se habían refugiado en el desierto, ofreciendoles la paz?. Vinieron éstos y reedificaron poco a poco sus ciudades destruídas; y Benjamín fué creciendo de nuevo hasta hacerse una tribu fuerte.

452. El carácter rudo y sensual del pueblo israelita, el peligro de embrutecimiento moral en aquella época de completo desorden, y también la prescripción terminante de la Lev 8, exigían se castigase con todo rigor la infamia sin nombre de Gabaa, y la altanería con que la protegieron los benjaminitas, resistiendo a

<sup>\*</sup> Es d'eir, a un asunto d'il Solor, para viodicar su gioria y la de su santa Loy. Acerca de esta expression of stem. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No la de Galand (cfr. num. 430). Trátase aqui probablemente de la actual Scharat, 4 Km. contre de Jerusaldo, pero tambien pudiera o ferirse el texto a Nebi Samuell (AB 77). Masfa (que significa) atilaya era nomi re muy comun en la región montañasa (Cfr. Rb 257).

La polabra hebrea belivaal significa esin yugon; según otros, asin provechos; de donde obijos d

Belialo quiere decir hombres sin freno, ruines, vulgares, inutiles e indignos, algo así como enijos del diablos efr. Levem. 2, 20: H. Cor. 6, 15: Lonon. 8, 44: Act. 15, 10: H. Lonon. 5, 10:

\* En lisbreo e a Betch (Beth-El, casa de Dios, efr. núm. 179). Estaba 15 Km. al norte de Masía y de Gabaa: 15 Km. al norte de Betel se hallaba Silo. Como lugar más céntrico, se dispuso que el sumo

Sacerdote Finess viniera a Berel con el Arca de la Alianza (Iudic. 20, 27 s.).

2. Actualmente la aldea de Rummon, 6.1. Km. al oriente de Berel, casi 11 Km. al nordeste de Gabaa, en la cumbre de un monte cónico (AB 94; BA 10, Rb 313). No confundirlo con Geth-Remmon

en la tribu de Dan; acerca de éste cfr. Rh 184.

Le Rischer et la tribu de Dan; acerca de éste cfr. Rh 184.

Le Rischer et la conse de le cen el texto hebreo. Allí estaba seguramente entences la consa de Diose, es decir, el Tabernáculo (cfr. num. 418), pero el Arca de la Alianza había side llevada a Betel; véase

nota 4.

Como las demás tribus se habían comprometido con juramento a no dar sus hijas por mujeres.

Como las demás tribus se habían comprometido con juramento a no dar sus hijas por mujeres. a los benjaminitas (21, 1), les fueron entregadas a éstos las 400 doncellas de Jabes de Galaad (fronte a Beths-an, «a seis millas romanas de Pella, en el camino de Gerasa»), por no haber tomado parte esta ciudad en la vindicta: por la misma razón fué, ademes, destruída Jabes de Galaad (Rb 208). A los demás benjaminitas les permiti con raptar las doncellas que habían acudido a una festa que se celebró en Silo.

\* Lev. 18, 17; cfr. Deut. 13, 11 13; 17, 12; 22, 22.

la voz de Dios que tan claramente hablaba por boca de todo el pueblo. Pero sucedió lo que suele en casos semejantes: hubo de por medio pasiones y venganzas personales que mancharon la conducta del pueblo, justa en sí. Este y otros desmanes que de ahí resultaron, relata la Sagrada Escritura tal como acontecieron, pero sin aprobarlos, antes reprobándolos abiertamente con estas palabras: «En aquellos días no había rey en Israel, sino cada uno hacía lo que mejor le parecía»; como si dijese: no hubieran acaecido tamaños desmanes bajo el gobierno ordenado de un jefe común.

### 58 But

- 453. El libro de Rut, que abarca sólo cuatro capítulos, es una preciosa historia de un suceso que se desarrolló entre Rut, Noemí y Booz en tiempo de los lueces. — Es interesante este libro, porque nos describe los nobles ascendientes de David y nos da por contera la genealogía de éste; pero lo es de una manera especial, porque nos enseña cómo una pagana, natural de Moab 1 pueblo enemigo, por la fe en el verdadero Dios y por su amor al pueblo escogido fué incorporada a Israel, llegando a ser madre de la estirpe del gran rev David v por tanto del Mesías. — Es muy adecuada la colocación de este librito entre el de los lueces v los de los Reves, por ser como un paso a la historia de David v de su descendencia. Opinan muchos que el Libro de Rut fué primitivamente un apéndice de los lueces, y la historia en aquél contenida, una de las tradiciones recopiladas en éste; la hipótesis tiene gran verosimilitud, sin que haya argumento decisivo en contra. — El autor del libro nos es desconocido. La tradición judía lo atribuye a Samuel. Mas en su forma actual (con la tabla genealógica) no pudo redactarse antes del reinado de David. La época en que sucedió lo que cuenta este librito es tan imprecisa como la de su composición. Pero ninguna de las dos cuestiones empece la credibilidad del contenido, pues todo depende en definitiva del fin que se propuso el autor y de la fidelidad de la tradición en que se apoya el relato. La crítica moderna, fundándose en algunas peculiaridades lingüísticas, en los discursos de los interlocutores, sobre todo en el pasaje 4, 7 que alude al Deut. 25, 9 v en «criterios internos», defiende que el libro se compuso después del Destierro; y descubre en él cierta tendencia a «exponer la sabia doctrina de que no todas las mujeres extranjeras estaban destinadas a la perdición», tendencia muy opuesta al despiadado rigor con que Esdras pretendía evitar los matrimonios mixtos (con muieres paganas). Ahora bien, esta doctrina debiera apovarse en alguna tradición histórica acerca de la madre de la estirpe de David, «pues una fábula habría encontrado manifiesta oposición, sin conseguir demostrar lo que el autor se propuso» 2. Sin base histórica, no se le hubiera ocurrido al escritor dar ascendencia moabita a la casa de David. Merece, pues, crédito nuestro librito, aunque hava sido compuesto en época posterior.
- 454. Sucedió una vez, en aquellos tiempos en que Israel era gobernado por Jueces, que una gran hambre sobrevino en aquella tierra; por lo que un hombre de Belén, llamado Elimelec, se fué con su mujer Noemí y sus dos hijos a morar en el país de Moab<sup>3</sup>. Allí murió Elimelec. Sus hijos tomaron por mujeres a dos moabitas, llamadas Orfa y Rut. A los diez años murieron los dos hijos; por lo cual Noemí resolvió volverse con las dos nueras a su patria, pues oyó que Dios había vuelto sus ojos hacia su pueblo dándole alimentos.

Habiendo andado un largo trecho dijo Noemi a sus dos nueras: «Id

¹ Por su hostilidad no se le admitió en el pueblo de Dies ni aun a la décima generación (Deut. 23, 3). Pero esto sólo se aplicó a los hombres; en ello no iba encerrada la prohibicón de contraer matrimonio con moabitas; además Rut había renunciado a la idolatría.
² Sellin, Einleitung² 138.

Sellin, Emeriung 138.
Motro lado del Jordán, al sur del río Arnón. Ar-Moab, capital moabita, dista de Belén 60 Km. en línea recta; ya se vaya por el norte del mar Muerto, ya por el sur, se puede llegar a ella en 30 horas. Lo que el Libro de Rut cuenta de Elimelec «se repite cada día en la actualidad. Los fellahs que no pueden ganarse el pan en Cisjordania, van con toda su familia en busca de trabajo a Moab, y generalmente lo encuentran» (Kath 1909 II 344).

a la casa de vuestra madre: el Señor tenga con vosotras misericordia. como la tuvisteis vosotras con los difuntos y conmigo». Ellas comenzaron a llorar a gritos y dijeron: «Contigo iremos a tu pueblo». A las cuales replicó: «Volveos, hijas mías; ¿para qué venir conmigo? Yo sov pobre y vuestra necesidad me habría de causar todavía mayor aflicción». Entonces lloraron todavía más amargamente. Resolvióse por fin Orfa: v despidiéndose de su suegra se volvió a su patria. Mas Rut se quedó con ella y le dijo: «A doquiera que fueres he de ir vo; y donde tú morares he de morar vo igualmente. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios 1. En la tierra donde fueres sepultada alli he de morir».

No quiso insistir más Noemí: v juntas siguieron camino de Belén. Luego que entraron en la ciudad, se esparció entre todos la fama; y decían las mujeres: «Esta es aquella Noemi». Pero ésta les dijo: «No me llaméis Noemi 2, sino Mara 3; porque el Todopoderoso me ha llenado en extremo de amargura. Salí llena vel Señor me ha hecho volver vacía».

Por aquellos días comenzaba la siega de la cebada. Dijo, pues, Rut a su suegra Noemi: «Si lo mandas, iré al campo a recoger las espigas que escaparen de las manos de los segadores, donde quiera que hallare gracia con algún padre de familias que use de clemencia conmigo». Y ella respondió: «Anda, hija mía». Marchóse Rut, y Dios dispuso que fuese a recoger espigas al campo de Booz , hombre rico, de la parentela de Elimelec. Y he aquí que el mismo Booz llegó al campo y dijo a los segadores: El Señor sea con vosotros; a lo que respondieron: «El Señor te bendiga", Y habiendo visto a Rut dijo al mayoral de los segadores : «¿De quién es esta muchacha?». Respondióle aquél : «Esta es aquella moabita que vino con Noemi del país de Moab. Me suplicó la dejásemos recoger las espigas que se fuesen quedando detrás de los segadores; y desde la mañana hasta ahora se está en el campo, y ni por un momento se ha vuelto a su casa».

Y Booz dijo a Rut: «Oye hija, no vayas a otro campo a espigar, ni te apartes de este lugar; sino júntate con mis muchachas, y donde segaren, síguelas. Porque he dado orden a mis criados que nadie te inquiete; y cuando tuvieres sed, vete al hato y bebe del agua que beben también mis criados» %

Ella, entonces, inclinando su rostro hasta la tierra, le hizo una profunda reverencia, v dijo : «¿De dónde a mí esta dicha de haber hallado gracia en tus ojos, y que te dignes de saber quién soy, siendo una mujer extranjera?» A la cuál él respondió: «Me han contado las cosas que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tus parientes y la tierra en que naciste y te has venido al pueblo que antes no conocías. El Señor te premie conforme a tus obras, y recibas un cumplido galardón del Señor Dios de Israel, a quien has venido y debajo de cuyas alas te has acogido». Y siguió diciendo Bcoz: «Cuando fuere hora de comer, vente aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre». Sentóse, pues, al lado de los segadores, y el mismo Booz le presentó la polenta . Comió ella y se sació y guardo las sobras. Y levantándose de allí siguió recogiendo las espigas hasta el atardecer. Booz había dado orden a

Es decir, graciosa, agradable.

Segun la ky de Moises (cfr. num. 344), los pobres tentan este derecho; sin embargo, los propietarios tacaños solina escatinarselo y aun esterbarselo.

Muestrase esta her dad entre Beit-Sahur y Deir cr-Rawat, en Wadi el-Cherbe, 20 minutos al

<sup>1</sup> Viendo la sabiduria y virtud de Noemi, había ll gado a convenerse de que su religión era la unica verdadera, y su Dios el verdadero, y no los abominables idolos de los meabitas.

Amarga, atribulada. Rica, no en bienes y hacierdas, sino por ther marido y dos hijos; pobre, es decir, sin marido e hijos, viuda sin hijos.

ariente de Belén. bérmula de saludo usada aun hoy cotre los belumos. Segun Pr. 128, 8, parece ser este el saludo de la gente ocupada en recoger la cosecha; pero también en otras circunstancias se saludaban de este modo (cfr. Indic. 6, 12; I Par. 22, 11).

<sup>\*</sup> Una mezcla de agua y vinagre, bedida que refresca y apaga la sed en el calor del verano (2, 1/1 14). \* Trigo to-tado, o un caldo preparado con el.

sus criados diciendo: «Echad de propósito algunas espigas de vuestras gavillas.

para que pueda recogerlas sin ruboro.

Cuando por la tarde sacudió con una vara las espigas recogidas en el campo. se halló con cerca de un efi 1 de cebada. Llevóselo a su suegra, como también las sobras de la comida que había guardado, y le refirió lo que durante el día le había acontecido. Entonces exclamó Noemí: «Bendito sea del Señor ese hombre; pues la misma voluntad que tuvo a los vivos, la conserva todavía a los difuntos<sup>2</sup>. Ese hombre es pariente nuestro», Y habiéndole dicho Rut que Booz le había dado permiso para espigar siempre en su campo, aconsejóle Noemí que así lo hiciera; como en efecto sucedió hasta el fin de la siega

456. Tras esto pensó Noemí en el porvenir de su nuera; y por medio de Rut hizo presente a Booz 3 el deber que, según la Ley, tenía de tomar por mujer a la viuda de su hermano (pariente). Respondió Booz: «Hija, bendita seas del Señor, que has excedido tu primera bondad <sup>5</sup> con ésta de ahora; porque no has ido tras los jóvenes, pobres o ricos. Toda la ciudad sabe que eres mujer virtuosa».

Tomó, pues, Booz por mujer a Rut. El Señor bendijo su matrimonio v les dió un hijo. Con este motivo venían las mujeres de Belén a Noemí v le decían: «Bendito sea el Señor, que ha dado a tu familia un heredero, para que tengas alguien que consuele tu ánima y sea el sostén de tu vejez. Porque tu nuera, que le ha parido, es para ti mucho mejor que si tuvieras siete hijos». Pusieron por nombre al niño Obed; fué padre de Isaí, padre

de David, de cuvo linaje había de nacer el Redentor.

457. En esta narración parece como que luchan por la palma de la virtud Noemi, Rut y Booz: temor de Dios y tierna piedad, amor y fidelidad de parientes, diligencia, modestia y caridad magnánima se encuentran unidas formando una magnifica corona. — En armonía con estas virtudes, vemos cómo la divina Providencia lo dispone todo con amor, y recompensa largamente aquí abajo las virtudes. — Pero el objeto de esta historia es de mayor alcance; porque nos hace ver cómo una pagana es incorporada al pueblo de Dios, y por su fiel entrega al Señor llega a ser madre de aquel que había de venir para redimir a los pecadores, judíos y paganos, y para unirlos a todos en un pueblo de Dios . — Noemí, en su duelo, es imagen de Maria Santisima, que despojada de su divino Hijo podía decir con razón: «No me llaméis Noemí, la hermosa (o María, la gran Señora), sino Mara, la llena de amargura (la Madre Dolorosa)» 7.

### 59. Samuel

(I Reg. 1-7)

458. Al libro de Rut siguen en la versión latina los cuatro libros de los Reyes. Los dos primeros, que forman un todo completo, se llaman también

<sup>1</sup> Unes 36 litros, es decir, alrededor de 30 Kg, de cebada (cfr. mim. 152).
<sup>2</sup> Es decir, la misma benevolencia que tuvo para con Elimelec y sus hijos, la ejerce hoy con la viuda.

Relétase en el capítulo 3 con tanta ingenuidad la manera como se puso per obra el consejo de Noemi, que a priori no cabe sospechar la menor inconveniencia. Está en armonía con las costumbres si ideas d'aquel tiempo y con las circunstancias de los personajes que en ello intervinieron, por lo que las merece reprensión la conducta de Noemi y Rut, aunque tampoco debe imitarse. Rut va de noche y sin testigos en busca de Booz que está durmiendo en la era tal aire libre); después de despertar su y sin testigos en busca de Booz que está durmiendo en la era cal aire libre); después de despertar su interés, le implora protección, invocando el patentesco que les um, alcor no se exendaliza de la conducta de Rut, antes al contrario, elogia su virtud y prudencia y toma con interés el asunto, como se cuenta en el capítulo 4. Trátise, pues, de recordar a Booz la obligación y moverle a que renuacie a sus detechos. Ello sucedio en el portal de la ciudad, ante testigos y con el ceremonial acostumbrado en estas ceasiones, descrito en 4, 7 de la siguiente manera: «Era costumbre en Israel entre parientes, que cuando uno e día su derecho a otro, para que la cesión fuese válida, se quitaba el calzado y dábaselo se su pariente. Este era el testimonio de cesión en Israelo. Después que Booz mentró en posesión de todo lo que había sido de Elimeleco conforme a las formalidades del derecho (4, 0), declara que toma por mujer a Rut, para cumplir las prescripciones de la Ley (Deut. 25, 5-10).

En todo rigor, Booz no estaba obligado a esto, porque no era hermano de Elimelec (cfr. num. 343); pero le movieron a ello la virtud de Rut y el a mor a Elimelec.

Para con to marido y tu sucerra.

Para con tu marido y tu suegra.

(ir. Tamar y Raab (núm 408 y 422); lo ml mo se puede decir de Betsabee (cfr. núm. 539).

Acerca de Noemí y Rut cfr. Zschokke, Die biblische Frauen 203 ss.

Libros de Samuel 1, por haberse admitido que fue Samuel quien escribió la mayor parte del primero de ellos, o por ser dicho profeta el protagonista de los hechos que en él se narran. Tratan estos dos libros del establecimiento y de la consolidación de la dinastía davídica. El libro primero comienza con la historia de Helí y Samuel, en cuya época se preparó el advenimiento de la monarquía, y nos cuenta la historia de Saúl hasta su muerte. El segundo libro se refiere por entero al reinado de David. — El autor humano nos es desconocido: mas no cabe dudar que esta historia fué escrita por mano profética, y ciertamente luego de la división del reino. La unidad de toda la obra nos obliga a admitir un escritor único, que tuvo a su disposición notas de Samuel y de los profetas Natán v Gad 2, contemporáneos de David. Los críticos enemigos de la Revelación no han podido encontrar en estos libros un punto de apoyo que les permita separar distintas fuentes como en el Pentateuco, y por eso fluctúan en sus opiniones, y va cada uno por su lado. La autenticidad histórica de los libros de Samuel, a los cuales aluden frecuentemente los Salmos y los escritos del Nuevo Testamento, no puede impugnarse con argumentos sólidos. La misma crítica moderna reconoce que la redacción de la mayor parte de la historia de David es tan próxima a los sucesos, como muy pocos de los capítulos del Antiguo Testamento: que la historia ha sido tomada de documentos auténticos y de tradiciones recientes y fidedignas; y que pinta con admirable fidelidad, verdad y originalidad, época, lugar, sucesos y caracteres. Pero el lado religioso de estos libros y la dependencia causal de los hechos son piedra de escándalo para ellos; por lo cual se lanzan a caza de «contradicciones» e «interpretaciones caprichosas». La solución de estas contradicciones está en la recta interpretación o en el restablecimiento del texto hebreo alterado (cfr. núm. 470 y 483 3). La descripción es magistral †; san Jerónimo pondera la riqueza de imágenes y ejemplos y recomienda la lectura de los libros de Samuel entre todos los libros históricos del Antiguo Testamento.

En los tiempos del sumo sacerdote Helí 6 vivía en Ramata 7, pequeña ciudad de las montañas de Efraim, un hombre llamado Elcana. Ana, su mujer, no tenía hijos; por lo que estaba en extremo afligida \*. En una de las tres grandes fiestas del año subió, como de costumbre, con su marido al Tabernáculo del Señor, a Silo. Su marido celebró con ella

preciaba y zahería a Ana.

<sup>1</sup> Cfr. el comentario d' Schiogl, Die Bucher Samuels (Viena 1904), y P. Dhorme, Les livres de Samuel (Paris 1910); Schulz, Die Bucher Samuel (2 tomos, Münster 1919 x 1920).

Cfr. I Par. 20, 20. Cfr. ZKTn 1010, 388; 1011, 118 y 151; 1014, 311; Hagen, Introduc. Comp. n. 307. Schulz, Erzählungskunst in den Samuelbüchein, en BZF XI 6,7 (1923).

Prolog. galeatus y Ep. ad Paulinum. \* El pontificado correspondia, según la Ley, al hijo mayor de Aarón, Eleazar, y a los descendientes de este. Así, en los princios jos años ocuraron el cargo Fincés, hijo de Eleuzar, y despues de el Abisue, Bokki, Ozi, entre otros que no se nombran. Más tarde, por razones que no conocemos, pasó el cargo a Helí, descendiente de Itamar, hijo menor de Aarón. A Helí, cuyos hijos murieron pelvando contra los filisteos, sucedió su nieto Aquitob; a este, su hijo Aquías o Abimelec (a no ser que Aquintelec contra los filisteos, sucedió su nieto Aquitob; a este, su hijo Aquías o Abimelec (a no ser que Aquímelec hubises sido hermano menor y sucesor de Aquías); a Aquías, su hijo Abiatar, único que escapó de la matanza de Saúl en Nobe, huyendo con el efod al bando de David (I Reg. 14, 3; 21, 1; 22, 9 5s.; 30, 7; núm. 489 s.). Saúl hizo sumo sacerdote a Sadoc, de la línea de Eleazar, mandó construir otro efod, como antes Gedeón (num. 430), y llevó el Tabermaculo y el altar de los holocaustos a Gabaín (cfr. núm. 412 y 448), donde ejerció Sadoc el pontificado. David le confirmó en su dignidad y oficio (I Par. 16, 39; cfr. 6, 4 ss., 50 ss.); pero conservó también a Abiatar, tataraniero de Helí, de la línea de Itamar, y probablemente le puso al frente del servicio del Area de la Alianza en Sión; de esta suerte hubo a la vez en ciercicio dos sumos sacerdates de las dos capas de Aerón (III Par. 8). saerte hubo a la vez en ejercicio dos sumos sacardotes de las dos ramas de Aarón (II Reg. 8, 17; 13, 24 ss.; 17, 15; 16, 11; 20, 25). Al mismo tiempo que Abiatar ejerció también el pontificado uno de sus hijos, Aquimelec, ya porque el padre fuese anciano, o ya que la enformedad no le permitiera ejercer las funciones de su oficio (II Reg. 8, 17, 1 Par. 24, 3, 6, 34). Mas habiéndose conjurado Abiatar con Joab contra Salamón, depusole este del cargo, quedando unico sumo sacerdote Sadoc, de la linea de Eleazar (III Reg. 1, 7 ss., 2544; 2, 22 ss.; efr. Fl. lescho lat. 5, 11, 51 8, 13, 3).

Ramata o Rama (altura) es protablemente distinta de Rama de Benjamín (oum. 427). Según san Jerônimo es Arimatea o Armatem-Sophim, no lejos de Diospelis (Lydda), patria de José de Arimatea, actualmente Rambh (cir. III. 166), 166). Según tradición corriente, es la actual addea Nebi Samsoil (es decir. Profeta Samuela, situada en el monte del mismo nombre, a cinco minutos de la cumbre, que es el punto mas elevado de las montañas de Judá (n.), no sobre el nivel del Mediterráneo), 8 Km. al noroeste de Jerusalén. Los Cruzados Bamaron a esta cumbre Moss gandii, porque no lejos suerte hubo a la vez en ejercicio dos sumos sacerdotes de las dos ramas de Aarón (II Reg. 8, 17;

cumbre, que es el punto mas devado de las montañas de Judá fuji in, sobre el nivel del Mediterraneo), 8 km, al noroeste de Jerusalén. Los Cruzados llamaron n esta cumbre Mons gandin, porque no lejos de ella (en Biddu) comenzaba a divisarse Jerusalén. Alla madó Samuel; allí vidó y murio En el siglo y había ya un monasterio de san Samuel. Los Cruzados construyeron en 1157 uma suntuosa iglesia y entregaron el monasterio a los Premostratenses. Pero ya en 1187 la iglesia fué convertida en mezquita, en la cual se muestra hoy el sepulero de Samuel. Cfr. I Reg. 1, 19 8-; 7, 17; 15, 34;

el banquete del sacrificio; mas ella se puso a llorar y no quiso probar bocado. Díiole entonces Elcana: «Ana, ¿por qué se aflige tu corazón? No soy yo para ti mejor que diez hijos que tuvieses?» Mas ella fué al Tabernáculo en una hora en que Hell estaba sentado a la puerta del mismo: v con muchas lágrimas suplicó al Señor v le hizo un voto diciendo: «: Señor de los ejércitos! si te acordares de mí y dieses a tu esclava un hijo varón, te lo consagraré por todos los días de su vida, y no pasará jamás navaja por su cabeza» 1.

Helí, que había advertido el movimiento de sus labios, pero no había oído su voz — pues ella oraba sólo en su corazón —, túvola por ebria y la insultó. Mas ella respondió humildemente: «No es así, señor mio; porque soy una mujer muy desgraciada, y no he bebido vino ni cosa que pueda embriagar, sino he derramado mi alma en la presencia del Señor. No tengas a tu sierva como a una de las hijas de Belial; pues por la magnitud de mi dolor y de mi tristeza he hablado hasta ahora». Dijole entonces Helí: «Vete en paz; el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Fuése Ana consolada : comió, y va no se vió melancólico su semblante

- **460.** A su tiempo parió un hijo a quien puso por nombre Samuel?, porque lo había obtenido por sus oraciones. Cuando estuvo destetado el niño 3 lleváronle sus venturosos padres a Silo, al sacerdote Helí: y Ana dijo: «Yo sov aquella mujer que estuvo orando aquí al Señor delante de ti. Por este niño oré, y el Señor ovó mi súplica. Por tanto, yo le entrego también al Señor por todos los días que el Señor le diere». Y adoraron allí al Señor. Ana oró diciendo 1:
  - V. 1. Mi corazón salta de gozo en Yahve, v se ha ensalzado mi poder <sup>5</sup> en mi Dios; se ha abierto mi boca sobre mis enemigos, porque me he regocijado en tu protección.
  - V. 2. No hay santo como Yahve; porque no hay otro fuera de ti; y no hay fuerte como el Dios nuestro.
  - V. 3. No habléis palabras jactanciosas: apártense de vuestra boca los discursos pretenciosos; porque Yahve es el Dios omnisciente, y a El están patentes los pensamientos.
  - V. 4. El arco de los fuertes fué quebrado, y los flacos han sido armados de fuerza.

colocado en el altar del Señor (núm. 303).

Es decir, lo consagrare a tu servicio, será nazareo todos los días de su vida; efe núm. 342 y 444. — Acerca de Ana, madre de Samuel, efe. Zschokke, Die bibl. Frauen 218 ss. — Que quiere decur sescuchado por Diosa o su nombre es Dios, es decir: Dios ha mostrado su ammipotencia (cumpliendo sus promesas), como el nombre lo dice. Aconteció el nacimiento de Samuel racia el 1000 a. Cr.

Sucedía esto después de los 3 años (cfr. I. Wach. 7, 27). Aquí dice el texto con edad juvenilo. Algunos críticos tiene este cántico por una interpolación posterior, porque nada hay en el que refleje los anhelos del corazón de Ana. Pero bien a las claras están expresados en los versículos 1 y 5 b. Cierto es, sin embargo, como ya lo advirtieron san Agustín y otros exegeras antiguos, que este cántico encierra mucho máz de lo que podía llenar en aquellos felices momentos el corazón de la venturo-sa madre de Samuel. Es un himmo triunfal, que canta con palabras e integeras expresivas la victoria el Señor sobre los enemigos del reino de Dios, y anuncia el triunfo del Ungido (del Rey, del Mesias). Señor sobre los enemigos del reino de Dios, y anuncia el triunfo del Ungido idel Rey, del Mesiast. Tanto el foedo como la forma poética inducen a pensar que la madre de Samuel d bió de tomar en su boca, para expresar su plegaria, las palabras de alguna canción anteriormente existente — le cual no admiren los medernos por razones histórico-religiosas —, o que esta oración fuese más tarde ampiada y compuesta en la forma tan perfecta que hoy tiene teomo sucedió con la bendición de Jacob, con el cántico de Moisés y las oraciones de Jonás y de Ezequias). En cuanto al último versiculo unos lo tienen por añadido posteriormente, otros por auténtico (furdándose en la identidad de metro y en que redorden el pensamiento). Supuesto esto último, la redacción actual del cántico es de época posterior; pero en todo caso adviértese en el claramente expresada la expectación mesiánica, y puede d'unestrarse que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se hizo frecuente uso de el que el culto?) (cfr. Ps. 12, y el Magnificat, Luc. 1, 46 ss.). Explicación del cíntico en Zapletto, Altiestamentiliches 90 ss.; Schlöd, Die Bacher Samuels 11; Schulz, Die Bacher Samuel I 26 ss.; BZ V 4 ss. 2 Er el texto original calzase ni cuernos; el cuerno era símbolo de la fortaleza y como tal estaba colocado en el altar del Señor (núm. 393).

- V. 5. Los que (antes) estaban hartos, se alquilaron por pan, y los hambrientos pueden hacer fiesta: las estériles paren muchos hijos, y la prolífica se marchita.
- V. 6. Yahve es quien da la muerte y vivifica. quien conduce al sepulcro y libra de él.
- V. 7. El Señor empobrece y enriquece. abate v ensalza.
- V. 8. Del polyo levanta al mendigo, y del estiércol ensalza al pobre. para que se siente con los príncipes v ocupe un trono de gloria. Porque del Schor son los cimientos de la tierra. y sobre ellos asentó el orbe.
- V. q. El guarda los pasos de sus santos, mas los impíos quedan mudos en tinieblas; porque no será fuerte el hombre por su propia fuerza.
- V. 10. A Yahve temerán sus adversarios, v sobre ellos tronará en los cielos 1.
- V. 11. Yahve juzgará todo el orbe, dará el imperio a su Rev, v ensalzará el poder de su L'ngido» 2.
- Helí bendijo a Elcana y a su mujer; los cuales regresaron a casa con la alegría en el corazón. Tres hijos y dos hijas dió el Señor a Ana por el que había consagrado a Dios; y Samuel servía en la presencia del Señor, e iba creciendo y era grato a Dios y a los hombres.

Mas los hijos de Helí. Ofni y Fineés, eran hijos de Belial , y ni respetaban al Señor, ni tenían en aprecio el santo oficio sacerdotal; sino cuando alguien ilegaba a Silo a ofrecer un sacrificio al Señor, venía el criado del sacerdote (de Ofni o de Fineés), y trayendo en la mano un garfio (tenedor) de tres dientes, lo metía en la olla cuando aun estaba cociéndose la carne que se destinaba al banquete, y tomaba la porción del sacerdote; y antes de ofrecerse al Señor la grosura de la víctima en el altar de los holocaustos, se apoderaba con violencia de la carne cruda 4. Era este proceder un pecado muy enorme a los ojos de Dios, por cuanto retraía a la gente de sacrificar al Señor. Mas Helí estaba muy anciano; y cuando oía las desvergüenzas que sus hijos cometían en el Santuario, se contentaba con amonestarlos diciendo: «Por qué hacéis esas cosas que me dicen de vosotros? No lo hagáis, hijos míos. Si pecare un hombre contra otro, puede Dios aplacarse con él; mas si el hombre pecare contra Dios, ¿quién rogará por él?» . Y no overon la voz de su padre; por lo cual determinó Dios perderlos 6.

Vino a la sazón un hombre de Dios (profeta) a Helí v le dijo: «Esto dice el

Los atemoriza, los desbarata tefr. Ps. 2, 4 9).

Leemos aqui por primera vez en la Sagrada Escritura la expresión nel Ungido del Señoro, maschiach Vahve, de la cual nació la palabra «Mesias» tefr. núm. 321). En el Antiguo Testamento significa prepiamente el rey teocrático; así Saul, I Reg. 24; David, I Reg. 16, 15; Ps. 17, 51; cfr. Ps. 83, 10; 132, 10. Una vez se aplica a Ciro tinstrumento degido por Dies; Is. 45, 1) y otra, en sentido figurado, a los Patriarens (Ps. 104, 15); también se habla de una unción de profetas (111 Reg. 10, 16). Pero con preferencia se predica este nombre del futuro Rey Sacerdore del linaje de David, del Redentor; cfr. en el num. 521 el comentario a Ps. 2, 7 y 109, 3. Cfr. num. 451

<sup>Octobre num. 451.
De los más de los sacrificios les correspondia alguna parte; pero era un crimen tomarla artes de que se hubiera quemado en el altar la porción reservada a Dios.
Si vosotros mismos profanáis el Santurario de Dios ¿cómo y por qué medio podrá explarse vues-</sup>

tro pecado?

La cláusula: oporque el Señor había determinado matarloso (así el texto hebreo), quiere decir: Por sus pecados permitió el Señor que pereciesen empedernidos (pues no escuchaban consejos de nadie). Pecaron contra el Espíritu Santo (contra el Señor), olvidándose de sus deberes y no oyendo la voz de su padre, el sumo sacerdote; cfr. Matth. 12, 31.

Señor: No es cierto que vo me manifeste a tu padre (Aarón) en Egipto y le escogí entre todas las tribus de Israel, a él y a su linaje, para el sacerdocio? ¿Por qué habéis pisoteado mis víctimas, y has honrado a tus hijos más que a mí, comiéndoos las primicias de todos los sacrificios de Israel mi pueblo? Vo honraré a los que me glorifican; pero quienes me desprecian, serán cubiertos de obrobio. He aquí que llegan los días en que cortaré tu brazo, y el brazo de la casa de tu padre<sup>1</sup>; de modo que no hava viejo en tu casa. En un mismo día morirán tus dos hijos. Y levantaré para mí un sacerdote fiel, que se portará conforme a mi corazón y a mi alma. Y sucederá que quien hubiero quedado de tu casa, vendrá para que se interceda por él, v ofrecerá una moneda de plata v una torta de pan, y dirá: dadme algún ministerio sacerdotal, para tener un bocado de pan que comer» 2.

En aquellos tiempos la palabra del Señor (por medio de profetas) era cosa rara, y el don de profecía no era común. Sucedió pues un día, que estando Helí durmiendo en un aposento próximo al Santuario, v Samuel cerca de él, antes que se apagase la lámpara del Señor 3 llamó Dios a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». Y crevendo que Helí le llamaba, corrió al punto diciendo: «Aquí estoy». Mas Helí le respondió: «No te he llamado: vuélvete a dormir». Por tres veces llamó el Señor a Samuel, y otras tantas fué éste a Helí. Conoció entonces el Pontífice que Dios era quien llamaba a Samuel , y le dijo: «Vuélvete y duerme; pero si oves que te llaman otra vez, dirás así: Hablad, Señor, que vuestro siervo escucha». Y estando de nuevo dormido Samuel, le llamó el Señor como antes: «Samuel, Samuel», y éste respondió: «Hablad, Señor, que vuestro siervo escucha».

Dijo entonces el Señor a Samuel: «Mira que vo voy a hacer una cosa en Israel: que a todo el que la oyere le retiñirán ambos oídos. En aquel día despertaré contra Helí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Porque, sabiendo lo indignamente que se conducen sus hijos, no los ha corregido. Por tanto, he jurado a la casa de Helí que no se expiará jamás su iniquidad con víctimas ni con presentes». A la mañana siguiente llamó Helí a Samuel y le conjuró a que nada le ocultase de cuanto le había dicho el Señor. Manifestólo Samuel todo, y Helí replicó: «El es el Señor; haga lo que es grato a sus ojos». Y Samuel creció, y el Señor era con él, v en adelante se le aparecía en Silo. Desde este momento la palabra de Samuel se hacía pública en Israel, y de todas sus predicciones ni una siquiera dejó de cumplirse; con lo que conoció todo Israel que Samuel era un verdadero profeta del Señor.

Sucedió por aquellos días 5 que los filisteos se juntaron para luchar contra los israelitas. Israel les salió al encuentro y se enfrentó con ellos en Afec Lugo de comenzar el combate, volvió Israel la espalda

<sup>🌁</sup> Cortar el brazo quiero decir quebrantar el vigor; nadio en casa de Helí había de llegar a edad

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cumplióse la profecía, cuando perecieron los hijos de Heli; cuando más tarde Saúl exterminó la mayor parte de la familia de Heli (cfr. núm. 486); finalmente, cuando Salomón depuso del pontificado

la mayor parte de la familia de Hefi (ctr. num. 486); finalimente, cuando Sanomon depuso del pominidado a Abiatar, tataranieto de Hefi, nombrando único sumo sacerdote a Sadoc (num. 556); cfr. num. 450). Este es el sumo sacerdote según el corazón de Dios; pero en sentido más el vado lo fué el Mesfas, de quien ambos eran figura (cfr. Ps. 106, 4; Hebr. 5, 6; 7, 17).

Las lámparas del candelabro de siete brazos; duraba el aceite hasta el amanecer y entonces era preciso llenarlas de nuevo (cfr. núm. 302). En torno del Tab-máculo había dispuestas habitaciones para los sacerdotes de servicio, como hubo más tarde en derredor el-l'Emplo editicios destinados a este unico objeto. Acaso durniera Samuel en una veranda (formada per las cubiertas del Tab-máculo) cerca di la puerta, de donde podía observar fácilmente la luz del Santo (cerrado solamente por un velo).

Tienta Samuel a la sazón 17-18 años; no era, pues, ya un echicos. Algún tiempo después de la primera aparición en Silo

Algun tiempo después de la primera aparición en Silo.

Este Mec estaba situado, según 16.8, 15, 53, en las montañas de Judá, según 1 Reg. 7, 12, no bejos de Masía tefr. núm. 451). — Habia otro Afec en el valle de Esdrelón, cerca de Endor, en la tribu de Isacar, acaso la aldea actual Fakua al pie del Djebel Fakua (montes de Gelboe; cfr. 1 Reg. 20, 1; núm. 430 y 468); m tercer Afec había en la tribu de Aser, probablemente la actual Afka, al pie del monte Líbaro, entre Biblus y Baalbek; m cuarlo Afec en la región oriental del Jordán, probablemente la actual Aphik o Fik, 5 Km. al oriente del lago de Genesaret, frente a Tiberíades. El nombre Afec significa fortaleza. Cfr. Rh 34.

a los filisteos, huyendo a su campamento y dejando 4000 hombres muertos. Dijeron entonces los Ancianos de Israel. «¿Por qué nos ha herido el Señor hoy delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el Arca de la Alianza del Señor, y venga en medio de nosotros, para que nos salve de la mano de nuestros enemigos» <sup>1</sup>. Enviaron, pues, a Silo; y los dos hijos de Helí acompañaron el Arca Santa, la cual fué recibida en el campamento con tales gritos de júbilo, que resonaron por toda la comarca.

Cuando los filisteos oyeron la algazara y supieron la causa, se atemorizaron y dijeron: «Su Dios ha venido al campamento: ¡Ay de nosotros! no fué tan grande el júbilo de ayer ni de antes de ayer: ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos salvará de la mano de estos dioses excelsos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto <sup>2</sup>. Esforzaos y sed hombres, filisteos; no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros; esforzaos y pelead». Dieron los filisteos la batalla, y los israelitas sufrieron una espantosa derrota; 30.000 quedaron en el campo de combate, y el Arca de la Alianza cayó en poder de los enemigos; también fueron muertos los dos hijos de Helí, Ofni y Fincés.

464. Vino aquel día del campo de batalla a Silo un benjaminita, rasgadas sus vestiduras y la cabeza cubierta de polvo. Y habiendo publicado la noticia, la ciudad comenzó a dar alaridos. Y cuando él llegó, estaba Heli sentado en una silla mirando hacia el camino, aun cuando por su mucha edad había perdido casi del todo la vista; pues su corazón se hallaba en continuo sobresalto por el Arca del Señor. Al oír Helí el clamor general preguntó: «¿Qué tumulto es ese?». Y el hombre que traía la noticia llegó apresurado diciendo: «Huyó Israel delante de los filisteos, y se ha hecho un grande destrozo en el pueblo; también han perecido tus dos hijos, Ofni y Fineés; y el Arca de Dios ha sido cautivada». Y cuando el hombre nombró el Arca de Dios, cayó Helí de espaldas de la silla cerca de la puerta; y quebrándose la cerviz, murió. Tenía a la sazón 98 años, y había sido juez de Israel durante cuarenta.

Tomaron, pues, los filisteos el Arca de Dios y la transportaron a Azoto 3, al templo de Dagón 4, colocándola junto a este ídolo. Cuando a la mañana siguiente se levantaron los de Azoto, yacía Dagón boca abajo en el suelo, delante del Arca del Señor. Repusiéronle en su lugar; pero a la otra mañana le hallaron de nuevo en el suelo; cabeza y manos, separadas del tronco, estaban sobre el umbral del templo. Demás de esto, el Señor hirió a los habitantes de Azoto y de aquella comarca con distintas plagas. Muchos murieron de úlceras dolorosas, y los campos quedaron asolados por una plaga de ratones. Consternados los habitantes de Azoto, dijeron: «No quede entre nosotros el Arca del Señor; porque su mano es muy pesada sobre nosotros». Y enviaron a buscar a los príncipes de los filisteos, los cuales se reunieron y dijeron: «¿Qué haremos del Arca de Dios de Israel?» A lo que respondieron los geteos: «Llévese por los contornos» 3. Pero tanto en Get, adonde fué llevada primero, como en Accarón, adonde fué después, cundió la misma enfermedad.

Por fin el séptimo mes dijeron los príncipes de los filisteos: «Devolvamos el Arca del Dios de Israel a su lugar, para que no acabe con nuestro pueblo». Por consejo de sus sacerdotes y adivinos hicieron cinco figuras de ratones de oro y

tiones y frases, en las cuales lo que importa es la idea, el asunto, no la letra.

En hebreo Asdod, una de las cinco capitales de los filisteos (núm. 424), próxima al mars54 Km. al occidente de Jerusalén, unos 38 Km. al sur de Joppe; hoy se llama Esdud. Cir. Rh 58-

¹ Estando presente el Arca, se creían seguros de la victoria, por la bendición de Moises (num. 354); de la santificación interior no se acordaban.

<sup>2</sup> Esta manera de expresarse es muy conforme con la manera de pensar de los gentiles, segun los cuales el Dios de Israel es uno de tantos dioses nacionales. Pero de ninguna manera se sigue de aqui que también los israelitas tuviesen tal concepto de su Dios. El escritor sagrido nos describe el espanto y turbación de los filisteos, sin pretender transcribirnos al pie de la letra sus palabras y frases y sin que tuviese necesidad de indagar la autenticidad. Esto mismo se puede decir de otras muchas descripciones y frases, en las cuales lo que importa es la idea, el asunto, no la letra.

Cfr. núm. 446.
 Para ver si la plaga de Azoto había sido casual.

cinco de tumores 1, según el número de las cinco satrapías de la tierra de los filisteos, en recuerdo expiatorio de las plagas con que su tierra fué visitada: las encerraron en un cofrecito que pusieron junto al Arca del Señor; colocaron todo ello en un carro nuevo, al que uncieron dos vacas recién paridas, que no habían llevado todavía vugo, cuyas terneras quedaron encerradas en la boyera. Habían dicho también los adivinos: «Si viereis que las vacas con el Arca de Dios toman el camino de Betsamés 2, el Dios de Israel es el que nos ha hecho este grande mal: pero si no, sabremos que ha sido por acaso». Las vacas se dirigieron en derechura hacia Betsamés.

465. De esta manera devolvieron los filisteos el Arca de Dios: y sus principes la ban siguiendo detrás, hasta llegar al territorio de Betsamés. Estaban los betsamitas segando el trigo en un valle 3. Y cuando vieron el Arca se llenaron de gozo. El carro se paró en medio de sus campos, junto a una gran piedra que allí había. Los sacerdotes sacaron del carro el Arca del Señor y el cofrecito y los colocaron sobre la piedra; y haciendo pedazos la madera del carro, pusieron encima las vacas y las ofrecieron en holocausto al Señor, e inmolaron luego víctimas pacificas por los betsamitas. E hirió el Señor a los hombres de Betsamés por haber visto el Arca del Señor; e hizo morir setenta hombres del pueblo (v cincuenta mil de la plebe 1). Quedó el pueblo consternado y entristecido, y decía: «; Quién podrá estar en la presencia de este Señor Dios santo? ¿Y a quién de nosotros podrá ir el Arca?». Y enviaron mensajeros a los habitantes de Cariatiarim . diciendo: «Los filisteos han vuelto el Arca del Señor; venid v llevadla entre vosotros».

466. Vinieron, pues, los de Cariatiarim, llevaron el Arca del Señor y depositáronla en Ĝabaa en casa de Abinadab 6; y santificaron a Elea-

<sup>4</sup> Estaba prohibido en la Ley bajo pena de muerte el mirar con curiosidad el Arca de la Alianza

En la rocame a estos presentes expiatories y exvetos sin duda entre los filisteos, como en otros pueblos, y ann hoy se puede observar (por ejemplo, en los santuarios católicos frecuentados por peregrinos), existia la costumbre de ofrecer a la divinidad simulacros o imitaciones de los miembros enfer-

mos o de los animales danimoso (Kautzsch, Die heitige Schrift des AT 416).

- Bethsamés (que quiere decir casa del sol) era una ciudad sacerdotal de la tribu de Judá (10s. 21, 16; num, 387), lindante con el país de los filisteos; se hallaba probablemente en las actuales ruinas de Ain Schems (fuente del sol), 25 Km. al occidente de Jerusalén, 20 Km. al sudeste de Accarón, a la salida de un ancho valle que arranca de esta ciudad, en el extremo septentrional de una cresteria rocosa de 17.24 m. de altura. Cír. LB 1 659; Rb 86. El haber tomado las vacas el camino de Judá era señal evidente de que las guiaba un poder sobrenatural.

A fines de mayo o a principios de junio (cfr. num. 136).

<sup>(</sup>Num. 4, 5, 20). Pero aquí, en circunstancias tan extraordinarias, siendo forzoso mirarla, y habiendo producido tanta alegría en la gente de Betsamés la aparición del Arca, no pudo ser aquella prohibición la causa del castigo. Tampoco se comprende de dónde pudo venir tan gran multitud de personas. Todos na causa dei castigo. Tampoco se comprende de donde pudo venir la gran multitud de personas. Lodos los intérpretes y traductores antiguos han visto la dificultad y salen del paso diciendo que en el texto hebreo se ha introducido erróneamente un número tan elevado, como sucede con frecuencia (cfr. pág. 43, nota 2), o que acaso el segundo número (50000) sea una adición posterior, como se desprende de Fl. Josefo, quien habla de 70 muertos. Y en verdad, la colocación irregular de los números indica que este pasajo no es auténtico: sería el único ejemplo de número compuesto en que el menor de los componentes, el cual precede al mayor, no vaya unido a éste por la conjunción copulativa «y» (König, Einl. 50). La edición de Kittel (Leipzig 1905) señala como críticamente inciertas las palabras que en el texto encerramos entre paréntesis. Según conjeturas bien fundadas de los críticos modernos, todo el versículo 19 está corrompido por supresiones, malas lecturas y cambios de letras y palabras. Con apoyo de las versiones griegas anteriores a la era cristiana y de otras antiguas, podría corregirse de esta manera: a era los hijos de Jeconías (sacerdotes y levitas) no se alegraron con la gente de Betsamés; porque tenua miedo del Area del Señor (ki jir'u, ellos tenían miedo, en vez de ki ra'u, ellos miraron); hirió entonces (el Señor) de entre ellos a 70 hombres y a cinco jefes de tribus (chamischim deleph isch, 50000 hombres). Según esto los muestos fueron de entre los hijos de

vez de chamischim eleph isch, 50000 hombres). Según esto los muertos fueron de entre los hijos de Jeconias, levitas y sacerdotes que no se alegraron, sino tuvieron miedo al ver de nuevo el Arca de la Alianza; justo castigo por haber olvidado sus deberes. La muerte repentina de 75 personas no deja de ser un acontecimiento que explica suficientemente el espanto y la consternación del pueblo. Cír. Schlogl, Die Bücher Samuels 40 s.; Kath 1890 II 193.

Cariatrarim (que significa la ciudad del bosque; cír. Ps. 131, 0, num. 531), llamada también Cariat Baal, Baala, Baalfarasim, Farasim, situada en la tribu de Juda, se llama hoy Cariat el-Enabiciudad de las uvast; en la Edad Moderna se llamó también Abu-Gosch, del nombre del jeque de este fugar, que al principio del siglo xix fué el terror de la comarca. Está situada 14 Km. al oeste de Jerusalén, en el camino de Betsamés a Silo. Cír. núm. 412 y 418; núm. 516; Rb 105. El Arca de la Alianza ya no volvió a Silo, porque después de caer en poder de los filisteos estos devastaron aquella ciudad, como indican Terem. 7, 12 y Ps. 77, 60-60 (cfr. Schulz l. c. 1111). — Todavía se ve allí una hermosa iglesia de tres naves, de 25 m. de longitud por 15 de anchura, construída en honor del profeta Jeremias por los Cruzados; en 1873 fué encomendada a Francia. Los B a dictinos franceses la han recenstruído, y el 2 de diciembre de 1907 fué consagrada por el patriarea de 1 vusalén.

han receastruído, y el 2 de diciembre de 1907 fué consagrada por el patriarca de l rusalén,
Guhaa (que significa colina) era una altura de Cariatiarim o de su proximidad (I Par. 13, 6).

zar, su hijo, para que guardase el Arca del Señor I. Así pasaron todavía

veinte años de opresión.

Samuel, que era juez en lugar de Hell <sup>2</sup>, dijo entonces al pueblo de Israel: «Si de todo corazón os convertís al Señor, El os libertará del poder de los filisteos». Obedecieron a sus palabras. Congregóse todo Israel en Masfat, y sacaron agua y la derramaron en presencia del Señor como símbolo y sustitución de sus lágrimas de arrepentimiento; y ayunaron diciendo: «Hemos pecado contra Dios» 4. Y Samuel oró por ellos al Señor

- 467. Ovendo los filisteos que los israelitas se habían congregado en Masfat, salieron contra ellos. Aterrados los israelitas dijeron a Samuel: «No ceses de clamar por nosotros al Señor Dios nuestro, para que nos salve de la mano de los filisteos». Y Samuel tomó un cordero de leche y ofrecióle entero en holocausto al Señor; y clamó Samuel al Señor por Israel. Y aconteció que mientras Samuel ofrecia el holocausto, los filisteos (aliados con los tirios 4) comenzaron el combate contra Israel. Mas el Señor tronó aquel día con espantoso estruendo contra los filisteos y los aterró; de suerte que los israelitas los persiguieron hasta las fronteras. Samuel erigió una piedra como recuerdo, y llamó aquel lugar «Piedra del Socorro». Restituyeron los filisteos las ciudades conquistadas y va no volvieron a venir (con feliz éxito) contra Israel; pues la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel . Y Samuel juzgó al pueblo todos los días de su vida: e iba todos los años a Betel. Gálgala v Masfat, juzgando a Israel en estos lugares. Pero la residencia habitual era su ciudad natal, Ramata; allí juzgó a Israel v edificó un altar al Señor.
- 468. Sansón, que no siempre permaneció fiel a su estado de nazareo, sólo pudo «comenzar la liberación de Israel del poder de los filisteos»; pero Samuel, que supo guardarlo con fidelidad, la terminó. Por esto es figura perfecta de Jesucristo, el verdadero nazareo y libertador de su pueblo. Lo figuró en su concepción, en el himno de su madre, que tanta analogía tiene con el Magnificat de María, en el aumento en gracia delante de Dios y de los hombres y en la perfectísima obediencia y entrega a Dios. Fué llamado para ungir rey a David, padre, profeta inspirado y figura la más sublime del Mesías. Por eso el himno de su madre Ana encierra una alusión profética al reinado del Mesías sobre todo el mundo 6.

#### Israel bajo sus tres primeros reyes. El Reino unido IV.

(1050-030 a Cr.)

### 60. Saúl, primer rey. Su elevación y reprobación

(I Reg. 8-15)

Siendo anciano Samuel tomó por auxiliares en el oficio de juez a sus dos hijos. Mas éstos no siguieron las pisadas de su padre, sino se

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fl. Josefo (Ant. 6, 1, 4) llama levita a Abidanab; nada dice la Sagrada Escritura. La santibración de Eleazar consistió en separarlo de los habitantes de la ciudad y confiarle la guarda del Arca de

la Alianza.

Puesto que después de la opresión de 20 años se habla aquí por primera vez de la judicatura de Samuel, supone Hummelauer que en esta ocasión habría sido generalmente reconocido nor jurz.

No se hace mención en la Ley de ceremonia de este género; es posible que la intreduj se poco a poco la costumbre; y es notable por contener en germen la ceremonia con que el Precursor bauticó al Señor en el Jordán, sin dar de ella explicación alguna. Porque el tomar agua y derramarla delante del Señor equivale a esta confesión; hemos pecado contra el Señor.

Los filisteos intentaron recobrar todavía en tiempo de Saúl el dominio perdido; mas fueron siempre derrotados. A la nuerte de Samuel y Saúl volvieron a ganar terreno.

Cfr. núm. 460; Wei-s, Messian. Vorbilder 70.

dejaron arrastrar de la avaricia y torcieron la justicia. Por lo que juntándose los Ancianos de Israel dijeron a Samuel: «Bien ves que tú eres va viejo, y que tus hijos no andan en tus caminos; establécenos un rev como lo tienen todas las naciones». Desagradó este lenguaje a Samuel. pues quería que Dios solo fuese el Rey de Israel; mas oró al Señor, el cual le dijo: «Accede a su deseo; porque no te han desechado a ti sino a mí, para que no reine sobre ellos 1. Mas antes anúnciales los derechos que el rey ha de ejercer». Así lo hizo Samuel, Persistiendo en su deseo dijeron : «Ha de haber rev sobre nosotros y hemos de ser como todas las gentes; y nos juzgará nuestro rey, y saldrá delante de nosotros, y peleará por nosotros nuestras guerras». Hizo Samuel presentes estas cosas al Señor, el cual dijo de nuevo: «Haz lo que te piden y nómbrales un rey». Comunicóselo Samuel a los Ancianos y los despidió a sus casas.

De las palabras del pueblo y de las respuestas del Señor se colige claramente que fué lo que desagrado a Dios: no el reino (realeza) en si, previsto va en el Deuteronomio 17, 14-20. Es más aún: según Exodo 19, 4, parece que Dios quería establecer un poder central, pero que difirió la institución (Exod. 32) por tiempo indeterminado, en castigo de la apostasía de su pueblo, y solamente estableció el sacerdocio. Ahora exige Israel un rey como lo tienen todas las naciones, etc., sin miramiento a la especial constitución y posición que Dios le había dado como «reino teocrático», y sin parar mientes en que los reveses experimentados hasta entonces se debían más a la apostasía que a la falta de un poder real (cfr. Exod. 10, 10; y más abajo núm. 273). No hay, pues, contradicción alguna en que Dios desapruebe su deseo, y ello no obstante, acceda a él. En la época de los Jueces se había manifestado con evidencia la necesidad de un poder central fuerte, que temporalmente habían ejercido los Jucces, unos más v otros menos; por este lado, el deseo de Israel era justo, y Dios accedió a él. Pero quiso declararle las desventajas de una realeza a usanza de otras naciones (cfr. I Reg. 8, 10-18), y las condiciones y el alcance que había de tener la nueva institución: no ha de ser autocrática e ilimitada, amiga de ostentaciones de poderío, ni entregada a empresas bélicas; sino un reino de Dios, fundado en la Ley divina, limitado por los derechos del sacerdocio, regido según el espíritu de los «hombres de Dios» (profetas), en cuvo nombre Samuel anuncia y determina la Ley del reino (teocrático), avisando y prediciendo a los israelitas lo que pronto, por desgracia, y más tarde muy a menudo había de suceder con el rey y con el pueblo: «Temed al Señor y servidle de veras, mas si os obstináis en la malicia, pereceréis vosotros y vuestro rev» (I Reg. 12, 24, 25; cfr. ib. 13-15).

470. Pronto mostró el Señor a Samuel al hombre que había escogido para rey de Israel. Vivía a la sazón en la tribu de Benjamín un hombre de buena posición y de viso, llamado Cis, el cual tenía un hijo llamado Saúl; era este joven tan gallardo y de tan buena presencia, que no le había mejor formado entre todos los hijos de Israel, sobrepujando a todos ellos lo que va de hombros arriba. Habiéndosele perdido a Cis unas pollinas, mandó por ellas a su hijo con un criado. Después de recorrer éstos muchas tierras en busca de las pollinas, llegaron finalmente a la tierra de Suf 2. Dijo entonces Saúl a su criado: «vámonos a casa, no sea que mi padre esté intranquilo por nosotros más aún que por las pollinas». Replicó el criado: «Mira, en esta ciudad <sup>a</sup> hay un varón de Dios, hombre insigne; todo lo que dice, se cumple sin duda. Vamos, pues, allá; tal vez sepa indicarnos el camino que debemos seguir». Fuéronse, pues, a la ciudad en que estaba el varón de Dios.

Én medio de la ciudad, les salió al encuentro Samuel; pues el día anterior el Señor le había revelado la hora en que le enviaría al hombre a quien debía ungir por rev de Israel. Luego que Samuel vió a Saúl, díjole el Señor: «Ese es el hombre a quien has de ungir por rey de mi pueblo». Invitóle Samuel al banquete que iba a celebrar en la parte alta de la ciudad, y añadió: «No estés con cuidado por

Ofr. núm. 435. Acerca de la institución de la realeza cfr. Wiesmann, Einführung des Königtums in Is-ael. en ZKTh 1010, 118 ss.
 Probablemente la comarca de la actual Sapha, al sudoeste de Belén.
 No Ramata, patria de Saúl, puesto que éste a su regreso a Gabaa pasó por el sepulcro de Raquel, sino una ciudad que está al mediodía de dicho sepulcro, en la cual vivía entonces Samuel; acaso Belén.

las pollinas, porque va parecieron. Mas ay de quien será todo lo meior que hay en Israel? ¿Por ventura no será para ti y para toda la casa de tu padre? Mas Saúl le respondió, diciendo: «¿Acaso no soy vo benjaminita, de la más pequeña tribu de Israel, y mi familia no es la última de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me dices esto?» Samuel, sin añadir palabra, condujo a ambos a la sala del convite, y les dió el primer puesto entre todos los convidados. Terminado el banquete, llevó Samuel a su invitado a una casa de la ciudad, y habló con él en el desván , e hizo que le preparasen allí la cama. A la mañana siguiente llevó a Saúl al extremo de la ciudad, y allí le dijo: del al criado que vava delante: más tú párate un poco, porque tengo que comunicarte una palabra del Señoro.

Sacó entonces un cuerno (redoma) con óleo, que derramó sobre la cabeza de Saúl, v besándole 3 dijo: «He aquí que el Señor te ha ungido príncipe sobre su heredad, y librarás a su pueblo de las manos de sus enemigos que le rodean. Y ésta será la señal de que Dios te ha ungido por príncipe: Hoy, luego que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en los términos de Benjamín, a la parte meridional, y te dirán: han sido halladas las pollinas que fuiste a buscar; y no pensando ya tu padre en ellas, está en pena por vosotros. Luego que partieres de alli y pasares más adelante y vinieres a la encina de Tabor 1, encontrarás allí a tres hombres que suben a Betel 5 a adorar a Dios, el uno con tres cabritos, el otro con tres tortas de pan y el otro con un cántaro de vino. Y después de haberte saludado, te darán dos panes v los tomarás de su mano. De allí vendrás al collado de Dios, donde está la columna de los filisteos 6; y cuando hubieres entrado allí en la ciudad, encontrarás un grupo de profetas que desciende del monte profetizando, precedido de salterio y tambor y flauta y cítara. Y vendrá sobre ti el espíritu del Señor, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Luego que te acaecieren todas estas señales, haz todo lo que te viniere a la mano; porque el Señor es contigo. Y descenderás delante de mí a Gálgala (porque yo descenderé a ti) para que hagas ofrendas y sacrifiques víctimas pacíficas; esperarás siete días, hasta que yo venga a ti y te muestre lo que has de hacer».

Así que Saúl se despidió de Samuel, dióle el Señor o otro corazón (esto es dióle Dios sentido de la realeza, espíritu de sabiduría y fortaleza), y se cumplió la predicción de Samuel en todos sus puntos. Y como hubiese encontrado un coro de profetas (discípulos), agregóseles y se condujo como ellos. Viendo esto los que le habían conocido poco antes, se decían: «¿ Qué es esto que ha sucedido al

<sup>1.</sup> En la azotea de la casa. Todavía sirven hoy en Oriente las azoteas para pasar un rato de recreo

Cal la azotea de la casa. Todavia sirven noy en Oriente las azoteas para pasar un rato de recreo conversar en secreto. A veces hay en clias también una sala o cuarto que puede utilizarse para dormitorio (cfr. 111 Reg. 17, 19; IV Reg. 4, 10; num. 404 y 426). Todavia no habla Samuel de la realeza, sino en términos generales del estado religioso y político de Israel.

El aceitre es símbolo de la divina gracia, de la luz y de la fuerza (cfr. núm. 179); la unción significaba aquí, como en el caso de los reyes posteriores, el llamamiento divino y la habilitación para la realeza. Más tarde dió a conocer el mismo Dios al pueblo la elección de Saúl por medio de las suertes. - La unción de los reyes estaba prescrita por lo menos en Judá, pero no se hacía con el óleo sagrado de ungir, que sólo se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote (Exod. 30, 25 ss.), sino con aceite escogido de olivas que, segun parece, se conservaba en el Santuario (cfr. Ps. 88, 21; III Reg. 1, 39).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En señal de amor y acaso también de reverencia. Porque en Oriente se demostraba el respeto besando el vestido, el pie, la mano o la frente, según la categoría de la persona. Así dice el Salmo 2, 12 en el texto hebreo: «besad al hijo (de Dios)»; como si dijera: «reverenciadle».

Nada sabemos de este lugar; sin duda estaba situado en el camino de Belén a Gabaa. Desde la aparición de la escala de Jacob, Betel era un lugar sagrado para los israelitas (cfr. núm. 179); había allí, como se colige de este pasaje, un altar consagrado a Dios (cfr. núm. 451).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tal vez la colina de Rama, donde había erigido Samuel un altar (7, 17); el texto puntualiza el lugar nombrando un monumento que allí erigieron los filisteos, la «columna de los filisteos» (hebr.;

según la Vulgata, un puesto o atalaya de los filisteos; cfr. 13, 2; núm. 475.

\*\* Discipulos de profetas, cuyo maestro y jefe era Samuel (1 Reg. 19, 20). Más tarde se hace mención de ellos con frecuencia. Jóvenes piadosos y hombres de edad se congregaban en torno de los profetas (Elias, Elisco; cfr. 17 Reg. 2, 2, 5; 4, 38; 6, 1 s.; núm. 588, 594 s.), se instruian en la religión y en la Ley y alimentaban su espíritu de santo entusiasmo por los ideales religiosos y nacionales. Formaban «asociaciones», que algún día habían de ser el principio de la regeneración religiosa y del resurgimiento político de Israel. Seguramente no eran «escuelas» según el concepto de hoy; por lo menos nada sabemos de la institución de la escuelas de profetas; cfr. KL X 465. — «Profetizar» significa aquí entonar canciones religiosas o pronunciar discursos rebosantes de entusiasmo. La música servía para despertar el entusiasmo y acompañar las canciones. por obra del Espíritu de Dios.

En el texto hebreo se lee : «Y su corazón se trocó en otro», en el sentido predicho por Samuel-

hijo de Cis? : También Saúl entre los profetas? « Por donde pasó 1 a proverbio : a También Saul entre los profetas ?

471. Luego de esto congregó Samuel al pueblo en Masfa a para darle a conocer la voluntad de Dios respecto al nuevo rev, y para que Saúl recibiese solemnemente del mismo Dios la confirmación de la elección. Aquí Samuel echó en cara otra vez al pueblo el deseo desordenado de tener rev. diciendo: «Esto dice el Señor: Yo saqué a Israel de Egipto, v os libré de la mano de los egipcios v de la mano de todos los reves que os afligían. Mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que solo os ha salvado de todos los males y de vuestras tribulaciones: y habéis dicho: No ha de ser tal, mas establece un rev sobre nosotros. Ahora, pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y familias para el sorteo dispuesto por Dios». Así se hizo; y cavó la suerte en la tribu de Benjamín; en ésta, en la familia de Metri; y, finalmente, en Saúl. Buscáronle luego, mas no pudieron encontrarlo. Consultaron al Señor, el cual respondió: «Está escondido en su casa». Fueron presurosos y le traieron.

Y así que estuvo en medio del pueblo, sobrepasaba a todos de hombros arriba: v Samuel dijo entonces: «Bien veis al que ha elegido el Señor, v que no hay semejante a él en todo el pueblo» . Y todos gritaron: Viva el rev. Y declaró Samuel los derechos y deberes de la realeza y los escribió en un libro, que depositó delante del Señor . Lucgo despidió al pueblo. También Saúl se fué a su casa de Gabaa, escoltado por una multitud de hombres, cuvo corazón tocó el Señor para que siguiesen a su escogido. Pero no faltaron quienes dijeran (la Biblia les llama hijos de Belial, esto es, gentes que no respetan la voluntad expresa de Dios): «¿Por ventura podrá este salvarnos?» Y le despreciaron y no le ofrecieron presentes . Mas él disimuló, haciendo que no lo advertía.

472. Pronto se presentó a Saúl ocasión de confundir a sus contrarios. Pasado casi un mes, Naas, rev de los ammonitas, movilizó sus tropas y sitio la ciudad de Jabés de Galaad \*. Y dijeron los habitantes de Jabés a Naas: «Haz alianza con nosotros y te serviremos». Respondióles sarcásticamente Naas: «La alianza que haré con vosotros será sacaros a todos el ojo derecho, convirtiéndoos en el oprobio de todo Israel». Llegó la noticia de esto también a Gabaa, patria de Saúl, y todo el pueblo se echó a llorar a voz en grito. Y he aguí que Saúl volvía del campo en pos de sus bueves 10. Y al oír aquellos lamen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Para denetar extrañeza al ver a uno en un estado para el cual no mostró aptitud ninguna. Contribuyó, sin duda, a la formación del proverbio algún caso todavía más chocante ocurrido más tarde con el mismo Saúl. Cfr. núm. 486; ThG IV 368, 734; IV 396 ss.

Cfr. núm. 451, 466 s. Pispone la Ley que sea rey aquel a quien Dios eligiere de entre los hijos de Israel (cfr. núm. 303). Aquí la suerte decidirá la elección, porque Dios quería manifestar su voluntad por este medio, y dar a conocer a todo el pueblo lo que ya sabía Samuel; cfr. núm. 409 y 470.

Saúl se ocultó por humildad y para que constase a todos que no había buscado la dignidad real:

acaso también por temor de que su elección no fuese recibida con agrado. Según la versión griega-pregunta Samuel «en nombre del Señor» (es decir, publica y sol mnemente), si está presente Saul; oy he aqui que se había ocultado en el equipaje» (es decir, entre la multitud, en segundo término; seguramente hizo esto al ver que había caído la suerte sobre su familia y que, por tanto le iba a caer a él).

A La corpulencia y robuse z eran en la antiguedad cualidades requeridas en quien había de ser investido de la dignidad real, máxime cuando, como en nuestro caso, la primera incumbencia del reyseñalada de antemano, era ponerse al frente del pueblo para pelear contra los enemiges. Por eso recalca Samuel la prestancia del elegido.

Es decir, añadió esto en el Libro que se guardaba en el Arca de la Alianza; cfr. num. 388, 396, 421. La Ley de Samuel acerca de la realeza es una explanación de la de Moisés (Deut. 17, 14-20;

<sup>7</sup> Los presentes constituían en Oriente la principal fu nte de ingresos reales. Estos fueron aumentando poco a poco en Israel por diversos conceptos: despoios de guerra (H Reg. 8, 7); confiscación de bienes por delitos políticos (HI Reg. 21, 16); regalias (Ames 7, 1); prestación personal (HI Reg. 5, 13; 9, 21); tributos naturales (I Reg. 8, 15, 17).

5 Jabes, capital de Galand, se hallaba en la preximidad de Betsan (I Reg. 31, 12); se ha conservado el nombre en el Wadi Yabis, que desemboca en el Valle del Jordán por Oriente (Reg. 20).

El escudo, que se sostenía con la mano izquierda, tapaba el ojo izquierdo, Privados del derecho, no podían ya servirse del escudo y quedaban inútiles para la guerra y sólo valían para esclavos.

Hasta ahora su realeza había sido mero título. Así como los Jueces no lograban implantar su

tos, dijo: «¿ Qué tiene el pueblo, que llora?» Y contáronle las palabras de los

habitantes de Jabés.

Entonces el espíritu del Señor vino sobre Saúl, el cual se irritó sobremanera. Y tomando los dos bueyes los hizo trozos y enviólos por todos los términos de Israel por mano de unos mensajeros, diciendo: «Así serán tratados los bueves de todo aquel que no saliere y siguiere a Saúl y a Samuel». Entró el temor del Señor en el pueblo, y todos salieron como un solo hombre. Saúl pasó revista en Bezec 1: v halláronse (trescientos mil de los hijos de Israel v) treinta mil de Judá . Acacció entonces que, llegada la vigilia matutina 2, dividió Saúl el pueblo en tres cuerpos, y entróse por medio del campamento de los ammonitas, acuchillándolos de tal suerte que, de los fugitivos no quedaron dos juntos, Y dijo el pueblo a Samuel 3: «¿ Quién fué el que dijo: por ventura reinará Saúl sobre nosotros? Dadnos acá a esos hombres y los mataremos». Mas Saúl les dijo: «No será muerto ninguno en este día, porque hoy ha salvado el Señor a Israel».

Dijo entonces Samuel al pueblo: «Venid y vamos a Gálgala y renovemos alli el reino». Encaminóse todo el pueblo a Gálgala y proclamó rey a Saúl inmolando víctimas pacíficas. Y alegráronse mucho allí Saúl y todos los varones de Israel, Terminada la solemnidad, tomó la palabra Samuel para hacer entrega al rev de su cargo de Juez, y despedirse del pueblo que hasta entonces había regido. Dijo de esta manera: «Ya veis que he accedido a vuestro deseo, dándoos un rev. Yo va sov vicio y lleno de canas. Entre vosotros he vivido desde mi juventud hasta el día de hoy. Declarad en presencia del Señor y de su ungido, si hice desafuero o violencia a alguno, o si de alguien acepté presente que me hubicse cegado; pues dispuesto estov a dar satisfacción». Respondieron ellos: «A nadie has hecho desafuero o violencia, ni has tomado de nadie cosa chica ni grande», Prosiguió Samuel: «El Señor y su ungido son testigos de que no habéis hallado cosa alguna (injusta) en mi mano». Respondieron ellos: «Son testigos».

Trájoles a la memoria cómo Dios se había compadecido de ellos desde la salida de Egipto y particularmente en tiempo de los Jueces, siempre que contritos habían vuelto hacia El sus ojos, y terminó con estas palabras: «Mas vosotros, viéndoos acometidos por Naas, rey de los ammonitas, me dijisteis: Queremos que nos mande un rey, siendo así que era el mismo Señor Dios quien reinaba sobre vosotros. Ahora bien, va tenéis vuestro rev, que habéis demandado y elegido. Ved que Yahve os ha dado un rev. Si temiereis al Señor (Yahve) vosotros v vuestro rev, y escuchareis su voz, El os protegerá a vosotros v a vuestro rey; pero si fuereis rebeldes a sus mandatos, descargará su mano contra vosotros. Mas ved el prodigio que el Señor va a hacer a vuestros ojos, ¿Por ventura no es al presente la siega del trigo? Invocaré al Señor, y enviará truenos y lluvia 1; y sabréis y veréis el grande mal que os habéis acarreado delante del Señor pidiendo un rev sobre vosotros». Y clamó Samuel al Señor, y envió el Señor truenos y Iluvia.

Con lo que el pueblo temió en gran manera y dijo a Samuel: «Ruega por tus siervos al Señor Dios tuvo, para que no muramos; porque hemos añadido a todos nuestros pecados este mal de pedir rev para nosotros». Replicó Samuel: «No temáis. Es verdad que habéis obrado mal; mas el Señor no desamparará a su pueblo. Lejos de mí que vo cese de rogar por vosotros. Temed al Señor y servidle de veras y de todo vuestro corazón. Mas si os obstinareis en la malicia, vosotros y vuestro rev pereceréis juntamente» 4.

Cfr. núm. 424. En el dato numérico siguiente hay error en el texto hebreo, como lo prueban las divergencias de las versiones antiguas; probablemente el número primitivo es 30000 (Schlögl, Die Bucher Sunnels 60; cfr. Indic. 20, 2; núm. 451).
 Entre las dos y las seis (cfr. núm. 203).

3 Esta feliz empresa le granjeó el reconocimiento y la simpatía de todo el pueblo; sus enemigos quedaron mudos. Entonces transfirió Samuel solemnemente sus poderes a Saúl en Gálgala.

Listo es un efenômeno asombroson (res grandis), porque en tiempo de la recobección no ocurren

grandes tempestades en Palestina; efr. lo antes dicho acerca del milagro de Josué; núm. 414.

\* Cfr. Deut. 28, 36; núm. 395.

autoridad en el pueblo hasta tanto que la acreditaban con alguna acción heroica, así esperaba Saúl una coyuntura favorable para hacer valer sus prerrogativas reales. Hasta entonces siguió ocupado en sus trabajos, mientras Samuel desempeñaba como antes el oficio de juez. Demás de esto los hombres más enimentes y los generales más afamados de la antigüedad no se desdeñaban de ocupatose en las labores del campo. Así Cincinato (458 n. Cr.), dejando el arado, fué a desempeñar el oficio de dictador, para volver luego a sus trabajos agrícolas.

474. Escogióse 1 Saúl 3.000 hombres de todo Israel (para una campaña contra los filisteos): de los cuales 2.000 estaban con el en Macmas 2 v en el monte de Betel, y 1.000 con Jonatás en Gabaa de Benjamín Despidió el resto del pueblo, a cada uno a su casa. Jonatás pasó a cuchillo la guarnición filistea, que estaba en Gabaa . Inmediatamente dispuso Saúl que todo Israel acudiera a Gálgala contra los filisteos. Estos a su vez se pusieron en marcha con 30.000 carros de guerra 4, 6.000 jinetes y una multitud sobremanera grande de gente de a pie, y acamparon en Macmas. A esta noticia ocultáronse los israelitas en cuevas y peñascos, grutas y cisternas; y los de allende el Jordán se volvieron a sus casas.

Los que se unieron a Saúl en Gálgala comenzaron a abandonarle, y Saúl tenía que esperar siete días a Samuel, según éste había dispuesto antes & Todavía no había llegado a su fin el séptimo día, cuando Saúl, impaciente, mundó ofrecer sacrificios 6 para conocer la voluntad del Senor e impetrar su protección para el combate. Acabado que hubo de ofrecer el sacrificio, he aquí que llegaba Samuel: «¿ Oué has hecho?». Ouiso disculparse Saul con la urgencia del momento; pero Samuel le dijo: «Has obrado neciamente, y no has guardado los mandamientos que te dió el Señor Dios tuvo. Si no hubieras hecho esto, el Señor desde ahora hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, mas tu reino no se sostendrá largamente. El Señor se ha buscado un varón según su corazón; y el Señor le ha mandado que sea caudillo sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que te mandó el Señor Dios tuvo, según te lo anuncié» 1. Y se retiró Samuel y fuése a Gabaa de Benjamín,

475. Saúl, con la gente que le quedaba, unos 600 hombres, fuése a Gabaa 8 donde estaba Ionatás, su hijo. Los filisteos habían sentado sus reales en Macmas, de donde salían destacamentos que saqueaban y asolaban la comarca. No podía Saúl oponerles resistencia, por cuanto los filisteos habían tomado la precaución de que en Israel no hubiese forjadores; por lo que los israelitas se veían precisados a recurrir a sus enemigos para comprar utensilios y armas, y apenas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Este pasaje difícil 13, 1: "hijo de un año era Saúl cuando comenzó a reinar y reinó dos años sobre Israelo, falta en los LXX y acaso fuese introducido posteriormente en el texto hebreo. Unos lo entienden: "un año reinó Saúl y al segundo año de su reinado», etc.; otros suponen que hay corrupción en los signos numéricos. Se ha propuesto la siguiente corrección: "Saúl tenía 30 años cuando fué cton en los signos numericos. Se ha propuesto la signiente correccion: asaut tenta 30 anos cuando de elegido rey y reinó 400. En ninguna parte del Antiguo Testamento se dice la duración del reinado de Saúl, que según los Hechos de los Apostoles 13, 21 y Fl. Josefo (6, 14, 9), fué de 40 años. Pero el pasaje de Josefo es críticamente incierto; 40 parece una citra muy exagerenda, por lo cual algunos intérpretes entienden Act. 13, 21 de los años de la judicatura de Sanuel y del reinado de Saúl, calculando en 15-20 los del último. Según esto, el comienzo de su reinado debe fijarse hacia el 1030. Más perfuences en ZKTh 1913, 78 s.

En la tribu de Benjamin: llúmase hoy Mukhams, 12 Km. al norte de Jerusalén, en la cresta

de un monte, junto a un desfiladero. Cfr. AB 73; Rb 245.

En hebreo Geba, distinta, por consiguiente, de Gibeah, patria de Saúl, y 6 Km. al norte de ésta, 2 Km. al sudoeste de Macmas. Cfr. 4B 51. Los filisteos, segun esto, habían adelantado sus posiciones tefr. núm. 470). Según otros se trata también aquí de una columna crigida por los filisteos. Acaso la

institución de un reino, cuyo titular estaba rodeado de un ecjército permanente», fuera causa de que los filisteos reforzasen la defensa de su amenazado pridominio.

En las versiones antiguas se lee 3000, que está conforme con el pequeño país de los filisteos Schulz (Die Bucher Samuel 185) dice que los 6000 ginetes» eran guerreros que combatian en carros, pues ni siquiera la milleia egipcia creada per los Hysos conocía la caballería en el sentido moderno de la nelector interestado per la serio de la caballería en el sentido moderno de la nelector interestado per la serio de la caballería en el sentido moderno de la nelector interestado per la serio de la caballería en el sentido moderno de la nelector interestado per la caballería en el sentido moderno de la nelector de la caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido moderno de la nelector de caballería en el sentido de la nelector de l

de la palabra, sino solamente carros de guerra, en cada uno de los cuales iban dos hombres.

Lo mismo le dijo Samuel luego de Ungirle (I Reg. 10, 8; cfr. núm. 470); que aguardara siete días en Gálgala, hasta que le indicase de parte de Dios lo que había de hacer. Pero no es probable que se refiera aquí el texto a aquella primera orden.

No dice la Sagrada Escritura expresamente que Saul ofreciese el sacrificio por su propia mano; pero verosímil es que lo hiciera.

<sup>7.</sup> La sentencia parece muy severa, más si se admite que Saúl no ofreció por su propia mano el sacrificio. Aguardó el tiempo señalado y creyó que la necesidad y las circunstancias le obligaban a dat aquel paso. Desaparece la dificultad si se observa que por una parte la culpa de Saúl no estaba tanto en la desobediencia, como en la falta de confianza en Dios. Como representante del supremo y único. Rey de Israel no debió haber procedido caprichosamente en aquel apuro, sino confiar incondicionalmente Rey de I-rael no debió haber procedido capricho-amente en aquel apuro, sino conhar incondicionalmente en la protección divina. Saúl mostró ya aqui aquella falta de carácter que más tarde (cfr. nóm. 477) le empujó a desobedecer a sabiendas la orden expresa de Dios (ejecución del exterminio), a pesar de los duros castigos que la Ley establecía para los que descuidaban el anatema. Esta manera de conductrse era impropia de un rey teocrático. Puede admitirse con Gött-berrger (en Festgabe zu Knopflers 70 Gebertstag, Friburgo 1917, 140 88.) que Samuel no le anateia aquí todavia la sentencia de reprobación (cap. 151, sino que, viendo sus malas cualifadaes, lanza una amenaza profética.

\* Es decir, Geba: cfr. nota 3 de esta misma página.

si podían transformar en lanzas, sirviendose de limas, las reias de arado, los

aguijones y otros instrumentos de labranza 4.

Cansado Jonatás de inacción tan poco gloriosa, dijo un día secretamente a su escudero: «Ven y lleguemonos a las ayanzadas de los filisteos». Entre Gabaa y Macmas había un profundo desfiladero; descollaban por entrambos lados peñascos dentados. En el lado norte vigilaban las avanzadas de los filisteos?. Dijo, pues, Jonatás a su escudero: «Ea, vamos al puesto de esos incircuncisos; quizá el Señor combatirá por nosotros, porque es igualmente fácil a Dios dar la victoria con mucha que con poca gente. Si luego que nos hayan descubierto nos dijeren: Esperad ahí hasta que vavamos a vosotros, quedaremos quietos en nuestro lugar. Pero si dijeren: Llegaos acá, avanzaremos; porque ésta será la señal de que Dios los ha entregado en nuestras manos».

Luego que fueron descubiertos, dijeron los filisteos: «Ved allí los hebreos que salen de las cavernas, en donde se habían escondido»; y les gritaron: «Acercaos a nosotros, que tenemos que deciros una cosa». Trepando con manos y pies subieron Ionatás y su escudero. Llegados arriba, arremetieron contra los enemigos, los cuales huveron despavoridos 4, quedando muertos veinte hombres en el espacio de media vugada. Como por milagro de Dios se esparció un terror pánico por los reales de los filisteos, y la tierra se conmovió por el tumulto. Avisado Saúl por sus centinelas, mandó averiguar quién había salido del campamento; hallose que faltaban Jonatás y su escudero. Quiso consultar Saúl a. sumo sacerdote del Señor; pero como creciese el tumulto y algazara, alzó el grito Saúl con toda su gente y se echó sobre el campamento enemigo. Pero los filisteos blandían sus espadas unos contra otros, causándose a sí mismos grandísimo estrago. Además, los israelitas que en días anteriores se habían pasado a los filisteos, volviéronse a incorporar a los suvos. Asimismo todos los que se habían escondido en las montañas de Efraim acudieron con presteza a reunirse a Saúl; de suerte que pronto pudo éste disponer de un ejército de 10.000 hombres. El combate se extendió hasta Betavén; v los filisteos tuvieron una gran derrota y fueron perseguidos hasta Ayalón .

476. Como estuviesen los israelitas a punto de desfallecer a causa de tan larga persecución, conjuró Saúl al pueblo diciendo: «Maldito sea el hombre que probare bocado antes de la noche, hasta que vo hava tomado venganza de mis enemigos». Y se abstuvieron de comer, por más que encontraron miel 6 en un bosque por donde acertaron a pasar. Sólo Jonatás, que no había oído las palabras de su padre, alargó la punta del bastón que tenía en la mano, mojóla en la miel, v llevóla luego a su boca, con lo que se sintió reconfortado. Llegada la noche, después que todos hubieron recobrado sus fuerzas con el alimento, decidió Saúl seguir persiguiendo a los filisteos. Habiéndolo consultado con el Señor , no obtuvo respuesta alguna. Por lo que dijo Saúl consternado: «Haced que vengan acá todos los principales del pueblo; y examinad y ved por culpa de qui n sucede hoy este. Vive el Señor, que es el salvador de Israel: que si la cau-a de esto es mi hijo Jonatás, morirá sin remisión».

Separó, pues, a un lado a todos los jefes, y él y Jonatás se pusieron en el otro; e hizo esta súplica al Señor: «Señor Dios de Israel, da a conocer por qu motivo no has respondido hoy a tu siervo. Si esta maldad se halla en mí o en mi hijo Jonatás, decláralo; pero si tu pueblo es el culpado, muestra tu santidad (manifestando al culpable)». Y cayo la suerte sobre Jonatás y Saúl. Dijo entonces Saúl: «Decida la suerte entre mí y mi hijo Jonatás». Y la suerte cayó sobre Jonatás. Preguntóle Saúl: «¿Qué has hecho?» Jonatás confesó todo di-

Ast el difícil pasaie del texto hebreo, restablecido por Hammelouer, Peters y cross de la diferenciación está en armonia con el contexto y pinta al vivo la situación insufrible del puebro.
 Vera más pormenores acerca de este lugar en III. 1909, 68.
 Como los filistros bajasem, demostraban su valor; pero si no se atreviar a abundotar sus posiciones para atacar al enemigo, era señal munifiesta de cobardar y desalicato.
 Los filisteos no podían ver si a Jonatás acempañada mucha o pora gene; y como no era de suponer que dos hombres sobre se atreviesen a atacar sus posesiones, creveror une se trataba de fuerzas acembras autoritores. elemigas superiores

<sup>25</sup> Km, al sudoest, de Macmas; se replegaron, por consiguiente, a su perrio. Acerca de Ayalón

vease num. 413. Cfr. 1. 1. 178.
Silvestree probabamente cana d. los arboles, en doude las abenas habran fabricado los parales.
Por medio del Urim y Transmy, del sumo sacendore; era a la sazón Aguas, 1 Reg. 14, 18 y no Samuel, el cual ni siquiera estaba en el campamento.

ciendo: «Gusté un poco de miel con el bastón que tenía en la mano; y he aquí que voy a morir». Saúl dijo resueltamente : «Haga conmigo Dios esto y aquello (en castigo) 1, si tú, Ionatás, no mueres sin remedio». El pueblo, empero, intervino diciendo: «¿Conque morirá Ionatás, que ha hecho esta salud grande en Israel? No será así. Vive el Señor, que no ha de caer en tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque lo que ha obrado hoy, con Dios lo ha obrado». Así libró el pueblo a Ionatás de la muerte<sup>2</sup>. Mas Saúl ya no prosiguió la persecución de los filisteos

Luego que Saúl vió asegurado su trono en Israel, peleó contra todos los enemigos vecinos, contra Moab y contra Ammón, contra Idumea y los reves de Soba , v contra los filisteos; v de todas sus campañas volvía vencedor. Su primo Abner era general en iese . La lucha contra los filisteos fué particularmente violenta todo el tiempo que vivió Saúl. Por lo que, cuando Saúl tenía noticia de algún varón esforzado y experto en el arte de la guerra, le tomaba consigo.

- 477. Por desgracia, el agradecimiento de Saúl a Dios no fué a la par de sus victorias. En cierta ocasión dijo Samuel a Saúl 5: «Esto dice el Señor de los ejércitos. Registrado tengo cuanto hizo Amalec con Israel; cómo se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, ahora, y hiere a Amalec v destruve todo 6 lo que tuviere; no le perdones; ni codicies cosa alguna de las suvas». Convocó Saúl al pueblo: destruyó a los amalecitas haciendo prisionero a su rey Agag. Mas no cumplió la orden del Señor, sino perdonó a Agag; y del botín tomó para sí los mejores rebaños, entregando al pueblo todo lo que tenía algún valor; sólo fué quemado (destruído) lo vil y despreciable 8.
- 478. Entonces habló el Señor a Samuel y le dijo: «Me pesa o de haber hecho rev a Saúl; porque me ha abandonado, y no ha puesto en obra mis palabras», Y entristecióse Samuel, y estuvo clamando al Señor toda la noche. Por la mañana fué al encuentro de Saúl, y le halló en Gálgala ofreciendo al Señor un holocausto 10 de las primicias del botín que había traído de los amalecitas. Así que llegó Samuel, saludóle Saúl con estas palabras: «Bendito seas tú del Señor ; he cumplido la palabra del Señor». Y dijo Samuel : «; Y qué voz de ganados es ésta que resuena en mis oídos?» Respondió Saúl: «El pueblo ha reservado las mejores ovejas y vacas para inmolarlas al Señor». Y Samuel le dijo: «Deja

<sup>1.</sup> Una de tantas fórmulas que se emplean para afirmar y jurar; aquí significa; morirás, a pesar

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cesa dura e injusta fué conjurar al pueblo a no probar bocado; aum lo fué más ordenarlo bajo pena de muerte. Los hechos hicieron reflexionar a Saúl; el cual debió de reconocerse él mismo pecador y culpable de que Dios no respondiese a la consulta. Por eso desistió de seguir persiguiendo al enemigo, temeroso de que Dios se enojase contra él. - Sólo esta guerra contra los filisteos y otra posterior contra Amalec nos cuenta circunstanciadamente el Sagrado Texto, por estar ambas relacionadas con la

reprobación de Saúl; de lo demás habla sumariamente.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Capital de un reino sirio vecino, cuya situación se discute. Se crevó deberla encontrar entre Damasco y el Eufrates. Furrer la tiene por la actual Zabun de Celesiria, 30 Km. al norte de Baalbek Damasco, hacia el país de Ammón, donde estaban también los dominios de Hadarceer, mencionados en Il Reg. 8, 3 (Robob, al oriente y sudeste del mar de Galilea y del Hermón. Kautzsch, Die Heilige Schrift des AT 463). Sin embargo, los datos asirios no son suficientemente precisos y seguros, y lo más accrtado parece buscarla en el llamado Bega'a (valle del Orontes), en Celesiria, desde donde se extendían los dominios de su rey hasta Damasco por el Oriente, y hasta las límites de Galilea y de la región transjordánica por el mediodía; mientras que Bet-Rohob parece haber sido una ciudad tributaria. Cfr. Sanda, Die Bücher der Könige I 90 ss.; AB 105; Rb 348.

1 Reg. 14, 50; cfr. 9, 1. Las victorias de Saúl fueron muy elimeras, pues David tuvo que luchar

después con los mismos enemigos.

Probablemente con masifet de alguna de aquellas bárbaras incursiones, que estos salvaies enemigos hacían con frecuencia, solos o en companía de otros pueblos (cfr. Iudic. 3, 13; 6, 3; nóm. 426 y 431), por las cuales se hacían mercerdores de que se cumpliese aquel decreto de exterminio pronun-Ciado contra ellos cuando por primera vez combatieron alevosa y cruelmente al pueblo de Dios (Exod. 17, 14; Num. 24, 20; cfr. núm. 276 y 382).

Cír. núm. 407.

Después que a instancias d. Saúl se habían retirado los cincos de en medio de los amalecitas

Signicado la l'ulgata, interpretan algatos modernos I Reg. 15, 12 en el sentido de que Saul se hizo construir un monuve to (¿arco de triunfo?); según otra variante, el texto y ndefa a decir: «apoderóse de rico botín».

Como mim. 93. 10 Cfr. núm. 474-

(de seguir discuipándote); voy a declararte lo que el Señor me ha encargado que te diga: ¿No es verdad que cuando eras pequeñito en tus ojos, fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel? ¿Por qué has desobedecido la voz de Dios, apoderándote del botín y pecando a los ojos de Dios?»

Respondió Saúl: «Ântes bien he obedecido a la voz de Dios matando a los amalecítas y cogiendo prisionero a su rey: verdad es que el pueblo ha separado del despojo overas y vacas para ofrecerlas al Señor». Díjole entonces Samuel: «Pues, que, ¿quiere el Señor holocaustos y víctimas y no más bien que se obedezca a la voz del Señor? Porque es mejor la obediencia que las victimas; y el obedecer, meior que ofrecer la grosura de los carneros . Porque el resistir es como un pecado de adivinación, y como un crimen de idolatría el no querer aquietarse. Pues, por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor te ha desechado para que no seas rey». Consternado Saúl, reconoció su culpa y dijo a Samuel: «He pecado: porque he quebrantado la palabra del Señor y tus dictamenes, temiendo al pueblo y condescendiendo con la voz de ellos. Mas ahora ruégote que sobrelleves mi pecado y vuelvas conmigo, para que adore al Señoro. Repitible Samuel la sentencia de reprobación; y volviendo la espalda, se disponia a marchar. Asióle Saúl de la extremidad de la capa, la cual se rasgó; y díjole Samuel: «El Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y se lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú». A lo que dijo Saúl: «No me deseches delante de todo el pueblo; sino vuelve conmigo, para que adore al Señor, tu Dios». Accedió por fin Samuel, v volvió con Saúl,

Después que Saúl hubo adorado al Señor, dijo Samuel: «Traedme a Agag, rey de los amalecitas». Presentóse éste temblando, y dijo: ¿Así me ha de separar la amarga muerte? 3 Y Samuel dijo: «Así como tu espada dejó sin hijos a las mujeres, de la misma manera tu madre entre las mujeres quedará sin hijos». Y le degolló en Gálgala, delante del Señor 4. Después Samuel se fué a Ramata; y Saúl subió a su casa en Gabaa. Y no vió más Samuel a Saúl hasta el dia de su muerte; mas Samuel lloraba a Saúl, porque el Señor se había

arrepentido de haberle establecido rey sobre Israel.

# 61. David es ungido rev

(I Reg. 16) 5

479. Pasado algún tiempo, dijo el Señor a Samuel: «¿ Hasta cuándo has de llorar a Saúl? Llena tu cuerno de óleo y ve a Belén a la casa de

No podían agradar a Dios los sacrificios externos que no iban acompañados del espíritu interior y de una voluntad y un corazón bien dispuestos (cfr. Ps. 39, 7: 49, 8: 59, 18: 69, 32: Is. 1, 11; 6e, 2 3: Ierem 6, 19, 20, etc.). Ello no implica reprobación de los sacrificios: pues Samuel habría reprobado los suyos propios.

El texto hebreo puede traducirse así: «V cuando llegó a la presencia de Samuel, desposad» con cadenas, dijo Agag: «Si así ha de ser, ven ; oh muerte!» Otros entienden de otra manera. Parece ser que Agag había recabado de Saúl quedar con vida.

\* Es decir, lo decapitó delante del altar, en cumplimiento del anatema pronunciado por Dios en castigo de la crueldad suya y de su pueblo contra Israel, y para escarmiento de los amalecitas y demás enemigos.

Temeros dos relaciones de la historia de la juventud de David, lata una y breve la otra; aquélla en el texto hebreo (y en la versión de san Jerónimo), ésta en los LXX. La primera ofrece algunas dificultades de importancia; he aquí un ejemplo: según el capítulo 17. David no era conocido de Saúl hasta el combate con el gigante Goliat; según el capítulo 16, mucho antes de este suceso desempeñaba un cargo de confianza en casa del rey. Algunos intérpretes (Peters, Bertrage cur Text-und Literarkritik socie cur Erklarung der Bücher Samuels 53 ses) dan preferencia en este particular a la versión griega, y opinan que los pasajes del texto original no conteridos en ella son adiciones posteriores, mal encajadas en aquel. Wiesmann opina (ZKTh 1914, 301) que en época anterior a la formación del Canon salieron de su lugar propio algunos episodios de este relato, de donde nació la contusión que hoy se advierte en él. Para reconstruir el hilo de los sucesos propone el siguiente orden: Combate de David con el gigante

La rigurosa sentencia pronunciada por Samuel contra Saúl, incomprensible para los omodernoso, se explica y justifica por lo que más arriba (núm. 372) hemos dicho acerca del anatema. «La transgresión de este deber impuesto por Dios y solemnemente prometido, debía de parecer un pecado muy grave de infidelidad y perjurio a la conciencia religiosa de aquel tiempo; exceptuar algo de los bienes del enemigo, para apropiárselo, tenía el carácter de sacrilegio, hurto o, por lo menos, sustracción de los bienes de Dios. Razón tiene, por consiguiente, nuestro historiado para suponer motivos egoistas en la conducta de Saul; y se nos alcanza perfectamente que el profeta y sacerdote Samuel le reprondices asperamente. El mismo Wellhausen confiesa que, supuesta la costumbre popular del exterminio, la intervención de Samuel está justificada y su enojo no desprovisto de espíritu». Así juzga el crítico protestante Cornill; cfr. BZ V 360.

Isaí: porque de entre sus hijos he escogido a uno para rey». Objetó Samuel: «¿Cómo he de ir? Lo sabrá Saúl y me quitará la vida». El Señor respondió: «Dirás a tu llegada: He venido a ofrecer sacrificios al Señor. Convidarás luego a Isaí; lo demás te iré diciendo (a su tiempo y en su lugar)». Hízolo Samuel como el Señor le había mandado, y convidó a Isaí y a sus hijos al banquete del sacrificio 1.

Entrado Samuel en casa de Isaí, vió a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y pensó en su interior: «Tal vez sea este el ungido del Señor». Pero el Señor le dijo : «No mires a su presencia, ni a su grande estatura : porque le he desechado; ni vo juzgo por lo que aparece a la vista del hombre; porque el hombre ve lo que aparece, mas el Señor ve el corazón». Fué llamando Isaí, uno por uno, a todos sus hijos, a la presencia de Samuel; mas éste dijo: «Ninguno de éstos es el elegido del Señor: ¿No tienes más hijos?». «Aun tengo otro, el más pequeño, David?, respondió Isaí, el cual está apacentando las ovejas». Díjole Samuel: «Envía por él y tráemele aquí; que no nos pondremos a la mesa hasta que él venga». Y cuando llegó David con sus cabellos rubios 3 y su bello rostro, dijo el Señor: Ea úngele, porque ése es. Tomó Samuel el cuerno del aceite y ungióle en medio de sus hermanos 4; y en aquel mismo día el espíritu del Señor vino sobre David.

480. Por el contrario, el espíritu del Señor se retiró de Saúl; y atormentábale un espíritu maligno, que a veces le llenaba de melancolía . Los cortesanos que advertían esto le dijeron: «Buscaremos un hombre hábil en tañer el arpa, para que toque en tu presencia y sientas algún alivio». Y uno de ellos añadió: «Poco ha vi a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tañer, y además muy esforzado y valiente, prudente en sus palabras y gallardo mancebo; y el Señor es con él». Hizo venir Saúl a David y le cobró mucho cariño e hízole su escudero. Y siempre que, por permisión del Señor, el mal espíritu atormentaba a Saúl, tañía David el arpa y Saúl se recobraba y se sentía aliviado, porque se retiraba de él el espiritu malo 7.

Mientras Saúl, perdida la gracia por su desobediencia, se envilece cada vez más 8 entregándose a sus ruines pasiones, ofrécenos David un ejemplo hermosísimo de la elección de la gracia y de los admirables caminos de Dios, cuando el hombre coopera a ella y a los planes divinos con fidelidad y confianza. Dios, que escoge al débil para humillar al fuerte, sacó de su rebaño a David, el más

Goliat (17, 1-9 11 16 10 12-14 17-58; 18, 1-4 6-8); unción de David (15, 35 hasta 16, 13); David en la corte de Saul (16, 14-21; 17, 15; 16, 22; 18, 2; 16, 23; 18, 12-18 21c 5 20c 14-29; 10, 1-7 10 11 8 9 12-18)

1 Isai cra ya entrado en años (I Reg. 17, 12) y tenía otros ocho hijos y dos hijas; una de éstas se llamaba Sarvia y tenía tres hijos: Joab, Abisai y Asael, que más tarde descollaron entre los héroes de David; la otra Abigail, cuyo hijo Amasa, general de Absalón, fué admitido a la gracia de David y murió alevosamente a manos de Joab (Cr. II Reg. 2, 13 18; I Pur. 2, 16 ss.; núm. 493, 505 y 546).

1 Tendría a la sazón unos 20 años.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cosa rara en Oriente y por lo mismo considerada como singular belleza. La palabra hebrea puede

Cosa rara en Oriente y por lo mismo considerada como singular ocueza. La panaira neucea puste también referirse al color fresco y encarnado de las mejillas.

La unción podía significar diferentes cosas. Samuel, para mejor ocultar de Saúl su negocio, no reveló el misterio de aquella unción sino a David y a su padre. Así se explica el lenguaje despectivo de los hormanos (I Reg. 17, 18). Puede interpretarse de esta otra manera el texto hebreo: centre sus hermanoso, es decir, del número de sus hermanoso, no en su presencia.

Esto del vespíritu malon significa que Saúl había perdido las gracias e-p ciales que recibiera al ser ungido, y que la conciencia de su culpa le producia aquellos accesos de melancolia, locura y desesperación; todo ello unido con explosiones apasionadas de celos, envidia, ira, furia y crueldad. A medida que se abandonaba a tales sentimientos, dominábale el smal espíritus. Dásele a éste el nombre de sespíritu malo del Señora, porque la privación de la gracia y los accesos de melancolía eran un castigo para Saúl. No cabe interpretarlo como omelancolía periódica», excluyendo el factor sobrenatural; pero tampoco es necesario recurrir a influjo diabólico o a posesión formal para explicar aquellos lenómenos. Compárese los lugares donde se habla del espíritu de celos (Num. 5, 14), de impureza (Os. 4, 12), del

Comparese los lugares donde se nabla del espíritu de celos (Mun. 5, 14), de impureza (Os. 4, 12), del mal espíritus discordia (India, 9, 23).

<sup>6</sup> Pudo ser mero título (como si dijéramos «ayudante»), que no implicara prestación de servicios marciales; efr. Il Reg. 18, 15, donde se hace mención de diez escuderos del general Joab.

<sup>7</sup> Música era para los antiguos el canto religioso acompañado de instrumentos; siempre se le atibuyó grande virtud para disipar la melancolía y calmar el espíritu alterado. Cír. también IV Reg. 3, 15; lac. 5, 13; san Agustín. Confess. 1, 9, c. 6.

Cir. núm. 499.

402

joven e insignificante de sus hermanos, para que apacentase el pueblo de Dios 🗓 Conservóle después en la humildad mediante largas pruebas y penalidades, por medio de las cuales templó su espíritu, desarrolló sus magníficas disposiciones, le hizo el terror de sus enemigos y el favorito de su pueblo, figura del Mesias y padre de su linaje.

# Combate de David con el gigante Goliat

(I Reg. 17)

- 481. Sucedió que los filisteos salieron de nuevo al campo contra los israelitas. Las vanguardias de ambos ejércitos se encontraron frente a frente en dos montes separados por el valle del Terebinto 2, en las cercanías de Dommim de Judá. Y salió de los reales de los filisteos un gigante, llamado Goliat, natural de Get 3. Su estatura era de seis codos y un palmo 4. Y traía puesto un morrión de cobre, y estaba vestido de una loriga escamada; y el peso de su loriga era de cinco mil siclos de cobre: cubrían sus piernas unas botas de cobre, y sus hombros un escudo del mismo metal. El astil de su lanza era como enjulio de tejedor, y el hierro pesaba seiscientos siclos . Este gigante se presentó delante de los escuadrones de Israel, diciendo a voces: «Escoged de entre vosotros a alguno que salga a combatir cuerpo a cuerpo. Si me matare, seremos esclavos vuestros; pero si vo le matare, vosotros seréis los esclavos» 6. Y cuando volvió a los suyos, decía jactancioso: «Hoy he insultado a los escuadrones de Israel». Cuarenta días seguidos 7 se presentó el filisteo, mañana y tarde; y todos los israelitas le temían en gran manera.
- David estaba en casa de su padre cuando comenzó la guerra, en la cual tomaban parte sus tres hermanos mayores. Díjole un día su padre Isaí: «Ve al campamento a ver a tus hermanos, y mira si están bien». Púsose David en camino, y llegó adonde estaban sus hermanos. Como conversase con ellos, presentóse Goliat a insultar a los israelitas. Los cuales huyeron de su presencia temblando de miedo y diciendo: «¿No habéis visto a ese hombre que viene a insultar a Israel? Al que lo matare le dará el Rey grandes riquezas, y a su hija por mujer; y eximirá de tributos la casa de su padre». Dijo entonces David a los que estaban junto a él: «¿Qué 8 darán al hombre que matare a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso, que ha insultado a los escuadrones del Dios viviente?» Referianle de nuevo la promesa del Rey. Mas su hermano mayor, viendo su ardor belicoso, le reprendió.

<sup>1</sup>º Ps. 77, 70; cfr. 1 Cor. 1, 27.
2º Se le identifica comúnmente con Wadi Hanina, 4 Km. al noreste de Jerusalén. Vínole el nombre de la abundancia de terebintos (cfr. núm. 210); es actualmente uno de los valles más hermosos de Palestina, sombreado siempre por verdes encinas. Creen otros que el combate se verificó donde hoy se ven las ruinas de Danium, en el Wadi Musur, 15 Km. al sudoeste de Jerusalén, AB 108, LB I 501 (Azeka).

son (Azeka).

\* Get (cfr. núm. 464) estaba situada tal vez donde hoy se ven las ruinas de Dikrin, 8 Km. al noroeste de Beit-Gibrin; cfr. LB II 407; Rb 183.

\* Así el texto hebreo. La versión griega dice 4 ½ codos. La divergencia se explica por el cambio de dos letras hebreas muy parecidas. Si nos fijamos en el pequeño codo hebreo (45 cm.), la estatura de Goliat era, según la versión griega, poco más de 2 m., según el texto hebreo 2,92 m.; pero si calculamos con el codo grande (52 cm.), resulta una estatura de 2,34 ó 3,38 m. respectivamente. La estatura que supone el texto hebreo es verdaderamente extraordinaria; pero no imposible, si hemos de dar fe a lo que Herodoto, Plinio y Josefo nos cuentan acerca de los gigantes y esqueletos gigantescos, y a los descubrimientos de Schliemann; exceden en 20 cm. a la estatura de Goliat (KL V 836). Las medidas de la versión griega no ofrecen dificultad; pues todavía vemos casos de estaturas extraordinarias. En el regimiento del rey Federico Guillermo I († 1740) (gigantes de Potsdam) ningún soldado de la primera fila bajaba de 1,87; y había jefe de fila que legaba a 2,57 m.

\* Calculando por el siclo ligero (cfr. núm. 298), la coraza pesaba 42 Kg. y el hierro de la lanza 5 Kg. Si nos fijamos en el patrón pesado, el peso era doble.

\* Un combate singular había de decidir la batalla, cosa frecuente en la antigüedad.

\* Los modernos proponen un cambio insignificante, con el cual se lee 4 en vez de 40.

\* Con esta pregunta quiere David asegurarse, y deja al mismo tiempo traslucir sus intenciones.

Mas entre tanto las palabras de David llegaron a oídos de Saúl. Hízole date llamar, y David dijo: «Nadie desmaye por causa de ese filisteo; yo, alervo tuyo, iré y pelearé contra él». Replicóle Saúl. «No tienes tú fuerza para resistir a ese filisteo, pues tú eres muchacho todavía; y él es un varón aguerrido desde su mocedad». Respondió David: «Pastoreaba tu nicivo el ganado de su padre, y venía un león o un oso, y arrebataba un minero de en medio de la manada; y yo iba tras ellos, y los mataba, y les quitaba la presa de entre los dientes; y ellos se revolvían contra mí, y yo los asía de las quijadas y los ahogaba y mataba 1. Iré, pues, ahora y quitaré el oprobio de nuestro pueblo. El Señor, que me sacó de las gurras del león y del oso, El mismo me librará también de la mano de este filisteo». Y Saúl dijo a David: «Anda y el Señor sea contigo».

Vistió Saúl a David con su armadura, púsole en la cabeza un yelmo de bronce y le ciñó su espada. Pero David no podía moverse así armado, porque no tenía costumbre <sup>2</sup>. Quitóse, pues, la armadura y tomando su cavado , escogió del torrente cinco guijarros muy lisos; metiólos en su

vurrón, tomó la honda en su mano 4 v fué al encuentro del filisteo.

Así que le vió el filisteo, díjole despectivamente: «¿Soy yo por ventura algún perro, que vienes tú a mí con un palo?» Y maldijo el filisteo a David por sus dioses. Y dijo a David: «Ven acá, y dare tus carnes a las aves del cielo y a las bestias de la tierra». Y David replicó: «Tú vienes a con espada, lanza y escudo; mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a los cuales has insultado hoy; y el Señor te pondrá en mis manos, y te mataré, y te cortaré la cabeza; y daré hoy los cadáveres de los filisteos que están en el cumpamento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; para que sepa toda la tierra que hay Dios en Israel, y reconozca toda esta congregación que el Señor salva no con espada ni con lanza; porque El es el árbitro de la guerra, y os pondrá en nuestras manos».

V como se acercase el filisteo, tomó presto David una piedra de su zurrón, arrojóla con la honda y dió al filisteo en la frente, en la cual quedó clavada; y el filisteo cayó en tierra sobre su rostro. Acercósele David, macóle la espada de la vaina y le cortó la cabeza. Al ver los filisteos muerto al más valiente de los suyos, huyeron. Los israelitas alzaron el grito, los persiguieron hasta las puertas de Accarón y hasta Get; mataron a muchos, y saquearon su campamento. David llevó la cabeza de

Goliat a Jerusalén; pero las armas las guardó en su casa 6.

483. La crítica moderna «no admite la historicidad» del combate de David con Goliat. Mas para ello no tiene otra razón que «aquel canon invariable de la erítica», según el cual, los relatos bíblicos «influídos por ideas religiosas — y uno de ellos es el de Goliat —, nacieron en época posterior, en la época en que me adornaba con episodios legendarios las escasas tradiciones documentadas 1.

<sup>1</sup> Cfr. núm. 444-

¹ Cfr. núm. 444.
¹ La armadura era entre los israelitas prerrogativa del rey; Ozías fué el primero que armó a todo su ejército de coraza y escudo (cfr. II Par. 26, 14). Cfr. Kalt, Bibl. Archãologie núm. 83-88.
¹ El cayado que, según la Vulgata. David «llevaba siempre consigo», era un arma en forma de clava, análoga a las mazas guarnecidas de los asirios y egipcios, o a la «estaca» de que usan los Arabes (un palo de encina, recto y pesado, de 2 m. de largo, de grosor uniforme, guarnecido con aros metálicos y clavos). Una como éstas usaba Jonatás (núm. 476); y sin otra arma que ésta llevó a cabo Banafas un combate singular (II Reg. 23, 21). No es extraño que el filisteo se burlara de semejante armamento, pues comparada con sus arreos, una estaca tenía escaso valor.
¹ La honda era un arma muy estimada; en Israel había muy buenos honderos, por ejemplo, los tenjaminitas de Gabaa (cfr. núm. 451). No había armadura que resistiese el golpe de una piedra la honda durante sus años de pastor.
² Cfr. núm. 464; hoy se llama Akir, 25 Km. al norte de Get o de Dikrin, 8 Km. al sudoeste de

le la honda durante sus años de pastor.

<sup>a</sup> Cfr. núm. 464; hoy se llama Akir, 25 Km. al norte de Get o de Dikrin, 8 Km. al sudoeste de Ramleh, distante 40 Km. del lugar del combate.

<sup>1</sup> Del valle del Terebinto (cfr. núm. 481), el camino para su casa pasaba por Jerusalén; en esta cludad, capital de Judá y Benjamín, dejó la cabeza de Goliat, acaso para atemorizar a los jebuseos, que todavía ocupaban el alcázar de Jebus, en el monte Sión (cfr. núm. 424). Más tarde llevó David la espada de Goliat como exvoto al Tabernáculo que estava en Nobe (cfr. núm. 488).

<sup>\*</sup> Cfr. los principios expuestos en núm. 17; Kath 1890 I 503 s.

No se han hallado contradicciones en la narración <sup>1</sup>. En 11 Reg. 21, 19 se dice que Goliat fué muerto más tarde por el betlemita Elcanán 2; mas esta aparente contradicción se explica, como se puede ver comparando ese lugar con 1 Par. 20, 5, por una alteración del texto hebreo: Elcana, hijo de Isaí, mató al hermano de Goliat el geteo, cuya lanza tenía un astil como enjulio de tejedor. Los santos Padres ven en la victoria de David sobre Goliat una figura de la victoria de Jesucristo sobre el enemigo del linaje humano, y descubren también un bello simbolismo en el cayado y en la piedra. Así, dice san Agustín: «Considerad, hermanos mios, dónde asestó David el golpe mortal a Goliat : fué en la frente, en donde faltaba la humildad de la Cruz. Así como el cayado de David es figura de la Cruz, así la piedra que dió en la frente de Goliat simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Este es aquella piedra viva de la que está escrito: La piedra que desecharon los albañiles, vino a ser piedra angular del edificio El haberle acertado en la frente, significa lo que sucede con nuestros catecúmenos: cuando éstos son señalados con una cruz en la frente, recibe golpe mortal el Goliat espiritual: el demonio se da a la fuga» 4.

#### Amor de Jonatás y odio de Saúl a David. 63. Degüello de los sacerdotes de Nobe

(I Reg. 18-22)

Luego que volvió David de su victoria, declaróle Saúl que desde aquel día pensaba tenerle consigo, y que no le dejaría volverse a su casa. Jonatás, su hijo, se unió a David con tan estrecha amistad, que le amaba como a su propia alma. E hicieron ambos un pacto de amistad. Y Jonatás se quitó su manto y se lo dió a David; dióle asimismo su sobrevesta, su misma espada, su arco y tahali . Púsole Saúl al frente de alguna gente de guerra, y él se ganó la afición de todo el pueblo, aun de los criados de Saúl.

Pero muy pronto la afición que le tenía Saúl se convirtió en amargo recelo y odio mortal. Porque cuando volvían los israelitas victoriosos a sus casas, salíanles al encuentro las doncellas de todas las ciudades danzando con panderos y sonajas v cantando: «Saúl mató a mil, mas David mató a diez mil». Enojóse por esto Saúl en extremo y dijo: «A David han dado diez mil y a mí me dan sólo mil; ¿qué le falta sino el reino?» Por lo que desde aquel día en adelante no miraba Saúl a David con buenos ojos. Sucedió otro día que el espíritu malo se apoderó de Saúl; y David tañía el arpa como antes delante de él. Y teniendo Saúl en su mano una lanza, arrojóla contra David, pensando poderle clavar en la pared. Pero David hurtó por dos veces el cuerpo.

Y Saúl temió a David, por cuanto el Señor era con éste y se había apartado de él. Alejóle, pues, de su persona y le hizo tribuno de mil hombres. Y David se conducía en todas sus acciones con cordura, y el Señor era con él y todo el pueblo le amaba. Ello hacía aumentar el recelo y odio de Saúl; sin embargo, no se atrevía a poner personalmente las

D'jo un día astutamente a David: «Aquí tienes a Merob, mi hija mayor; te la daré por mujer, con tal que seas hombre de valor y pelees las guerras del Señor». Mas Saúl hacía sus cuentas y decía: «No sea mi mano contra él, mas sea contra él la mano de los filisteos». Pero David respondió a Saúl: «¿Quién soy yo, o cuál ha sido mi vida o la parentela de mi padre en Israel, para llegar a ser yerno del Rey?» Y venido el tiempo en que Merob, hija de Saúl, debía darse a David, fué dada a otro.

<sup>1</sup> Cfr. núm. 479.

Kittel, Geschichte des Volkes Israel II 163.
Ps. 117, 22. Matth. 21, 42.

San Agustín, Sermo 197 de tempore. Para manifestar a todos la amistad y el amor que profesaba a David.

Mas Micol, la otra hija de Saúl, cobró cariño a David, Súpolo Saúl y tuvo gusto en ello. Y dijo Saúl: «Se la daré para que le sirva de tropiezo y sea contra él la mano de los filisteos». Y dió esta orden a los cortesanos: «Hablad a David como que yo no lo sé y decidle : «Tú estás en la gracia del rey y todos sus criados te aman. Piensa, pues, ahora en ser yerno del Rey». Los criados de Saúl repitieron estas palabras a David, el cual les respondió: «¿Os parece poco ser verno del Rey? Yo soy pobre y de humilde condición» <sup>1</sup>. Al dar los cortesanos a Saúl la respuesta de David, encargóles de nuevo que le dijesen: «El Rey no necesita de dote (para su hija), sino solamente la muerte de filisteos, para tomar venganza de sus enemigos», Aceptó gustoso David el partido que le proponían; marchó con su gente y mató a doscientos filisteos. Dióle entonces Saúl a su hija

Micol por mujer. No por eso disminuyó el temor y aversión de Saúl, sino se convirtió en edio irreconciliable, al ver claramente que Dios estaba con David. En los repetidos combates con los filisteos se manejaba David con más arte que los demás oficiales de Saúl, y la fama de su nombre iba en aumento de día en día. Y habló Saúl n Jonatás, su hijo, y a todos sus criados, de matar a David. Mas Jonatás dió Immediatamente aviso a David diciéndole: «Ruégote que mires por ti, y vayas a un lugar oculto. Yo hablaré a mi padre en tu favor, y te haré saber lo que me dijere». Al día siguiente, habló Jonatás a su padre: «No peques, oh rey, contra tu siervo David; pues nada ha hecho contra ti, antes bien te ha prestado grandes servicios; él puso su alma en su palma y mató al filisteo, y el Señor libertó a todo Israel. Tú lo viste y te llenaste de gozo. Pues ; por qué quieres ultora pecar, derramando sangre inocente?» Cuando esto oyó Saúl, aplacado con las palabras de Jonatás, juró: «Vive el Señor, que no se le quitará la vida». Presentó Jonatás de nuevo a David a su padre, y quedó David como antes en la corte de Saúl.

486. Suscitóse de nuevo la guerra, e hizo David gran destrozo en los filisteos. Vino entonces de nuevo el espíritu malo sobre Saúl, el cual arrojó su lanza contra David, que tañía el arpa; hurtó éste el cuerpo, y la lanza no le hirió, sino que fue a clavarse en la pared; por lo que David huyó a su casa. Y Saúl envió sus guardias a casa de David para que le custodiasen y le matasen por la mañana. Micol le dió aviso y le descolgó por una ventana; y tomando una estatua , púsola sobre la cama envolviendo la cabeza con una piel peluda de cabra y cubriéndola con la ropa. Por la mañana envió Saúl guardias para prender a David, pero Micol les respondió que estaba enfermo. Envió Saúl otros mensajeros con orden de ver a David, diciendo: «Traédmele acá en la cama, para que sea muerto» ! Descubrióse entonces el ardid de Micol, a la cual dijo Saúl enojado: «¿Por qué me has burlado de esta manera y has dejado escapar a mi enemigo?» Y respondió Micol a Saúl: «Porque él me dijo: Déjame ir;

David huyó; fué a buscar a Samuel en Ramata y contóle cuanto con él había hecho Saúl; y ambos se fueron a Nayot 4. Dióse aviso a Saúl, el cual envió soldados que prendiesen a David. Mas al ver los soldados un coro de profetas que profetizaban y a Samuel al frente de ellos, fueron arrebatados del espíritu de Dios y comenzaron a profetizar. Mandó Saúl

Como si dijera. Yo no puedo hacer regalos de boda proporcionados al mérito de una princesa. Según el texto hebreo teraphim, un ídolo que ocultamente poseía Micol, como Raquel (cfr. núm. 193), o una estatua (¿mascarilla?); acaso una figura en cera de los antepasados; cfr. Schlögl, Die Bücher Samuels 133.

<sup>\*</sup> Los luengos y negros cabellos daban aspecto humano a la imagen.

\* Los luengos y negros cabellos daban aspecto humano a la imagen.

\* Era costumbre dormir sobre una sencilla estera o en el suelo, envuelto en la túnica (Gen. 28, 11. 180d, 22, 77. Deut. 24, 13. Ruth. 3, 7). Los ricos disponían de magníficos tapices (Prov. 7, 16) y de armadura de cama; ésta se empleaba también como lecho en que descansar, especialmente en la mesa (I Reg. 28, 23. Est. 1, 6-8); tenía estructura muy sencilla, análoga a la de nuestros divanes y era de muy fácil transporte. En Egipto y Palestina se ven con frecuencia armaduras de cama de 15-10 cm. de altura, de nervaduras de hojas de palmera; aseméjanse a una jaula plana para gallinas y una fácil transporte.

y son fácilmente transportables.

\* Este lugar (en hebreo emoradas») estaba, según parece, en las proximidades de Rama, y allí moraban los discípulos de los profetas; cfr. núm. 470; ibid. la explicación de lo que se entiende por oprofetizaro.

otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Por tercera vez mandó otros, que también comenzaron a profetizar. Lleno de cólera Saúl, marchó en persona a Nayot. Mas fué arrebatado por el espíritu de Dios, más que los otros, y comenzó a profetizar en presencia de Samuel, como los demás, y quedó arrobado todo el día y toda la noche.

487. Entre tanto huyó David de Nayot, viniendo a verse con Jonatás, al cual dijo: «¿Qué he hecho yo contra tu padre, que anda buscándome para matarme?» Respondióle Jonatás: «No por cierto, no morirás; porque mi padre no hará cosa chica ni grande, sin que antes me la descubra; ¿había de ocultarme esto?» Respondióle David bajo juramento: «Sabe muy bien tu padre que yo he hallado gracia en tus ojos, y dirá: No sepa esto Jonatás, porque no tenga de ello pesar. Vive el Señor y vive tu alma, que un solo paso disto yo de la muerte». Y Jonatás respondió a David: «Haré por ti cuanto me dijeres». Y David dijo a Jonatás: «Mira, mañana es la fiesta del novilunio; y yo, según costumbre, suelo sentarme a comer al lado del rey; déjame, pues, que me vaya a esconder en el campo hasta la tarde dei día tercero. Si echándolo de ver tu padre, preguntare dónde estoy, le responderás: Rogóme David que le dejase ir prontamente a Belén, su ciudad, porque todos los de su tribu celebran allí un sacrificio solemne. Si dijere: Bien está, tu siervo tendrá paz. Pero si se indigmare, sabe que ha llegado al colmo su malicia. Haz, pues, esta merced a tu siervo, por la estrecha alianza que hiciste conmigo delante del Señor. Mas, si adviertes culpa en mí, dame tú mismo la muerte y no me hagas comparecer delante de tu padre».

A lo que respondió Jonatás: «Lejos de ti tal cosa; sino que cuando yo sepa que mi padre está resuelto a darte la muerte, te daré aviso». Replicó David: «¿Quién me lo dará?» Y respondió Jonatás a David: «Ven, vamos afuera al campo». Y habiendo salido, díjole Jonatás poniendo solemnemente por testigo al Dios de Israel: «Si yo mañana o pasado mañana investigare el dictamen de mi padre, y hubiere alguna cosa favorable para ti, y no te lo enviare a decir, haga el Señor conmigo esto y aquello . Pero si perseverare la malicia de mi padre contra ti, te lo descubriré, y te dejaré ir en paz, y el Señor sea contigo, como fué con mi padre . Y si yo viviere, usarás conmigo de la misericordia del Señor; mas si hubiere muerto, no apartarás perpetuamente tu misericordia de mi casa, cuando el Señor desarraigare de la tierra uno por uno a todos los enemigos de David». Juráronse ambos de nuevo amor y fidelidad. Convino luego Jonatás con David en que éste saldría al campo el tercer día, y se ocultaría cerca de una roca. «Yo dispararé tres flechas, añadió Jonatás, como que me ejercito en tirar al blanco. Enviaré luego a un muchacho a recoger las saetas. Y si yo dijere al mozo: Mira, las saetas están más acá de ti, tómalas; entonces puedes venir, porque paz hay para ti, y no hay mal alguno, vive el Señor. Mas, si dijere al mozo: Mira, las saetas están más allá de ti; vete en paz, porque el Señor te dice que huyas».

Al día siguiente, sentóse el Rey a la mesa, como de costumbre, en su silla que estaba junto a la pared; mas el puesto de David estaba vacío. Pero nada dijo aquel día Saúl, pensando que tal vez alguna impureza legal impedía a David participar del banquete del sacrificio del novilunio. Y llegado el segundo día después del novilunio, vióse nuevamente vacío el puesto de David. Y dijo Saúl a su hijo Jonatás: «¿Por qué no ha venido a comer ni ayer ni hoy el hijo de Isaí?» Respondió Jonatás, según lo convenido con David. Saúl, empero, indignado contra Jonatás, dijo: «Bien sé yo el amor que tienes al hijo de Isaí, para ignominia tuya y de tu madre. Sábete que mientras él viva, ni tú ni tu reino están seguros. Y así, ahora mismo envía a buscarle y tráemele acá, porque es hijo de muerte». Y Jonatás, respondiendo a Saúl su padre, dijo: «¿Por qué ha de morir?, ¿qué ha hecho?» Y cogió Saúl la lanza para atravesar a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En esto debiera de haber reconocido Saúl cuánto amaba y protegía Dios a David, cuán inútil era su empeño y cuánto mejor le estaba volverse a su casa. Pero gracia tan extraordinaria no fué bastante a cambiar el corazón de Saúl. — Acerca del refrán: «¿También Saúl entre los profetas?», véase núm. 470.

Formula para afirmar y jurar; como análogamente 3, 17; 14, 14; 25, 22.
Alusión a la elección de David para rey; Jonatás estaba en el secreto o lo sospechaba; más tarde (I Reg. 23, 17; cfr. núm. 490) la menciona explícitamente. Pudo convencerse de ella con las cosas que iba viendo en su padre y en David.

Jonatás con ella. Lleno de indignación, se levantó Jonatás de la mesa y no comió bocado aquel día, apesadumbrado por la afrenta que su padre había hecho a David. A la mañana siguiente fue al campo, y dió a David la señal convenida. Y habiendo despedido Jonatás al muchacho con las armas a la ciudad, salió David de su escondite. Y besándose, lloraron juntos; y Jonatás dijo: «Vete en paz. Todo aquello que hemos jurado en nombre del Señor queda en pie».

488. Huyendo David, fué a Nobe 1 a encontrar al sumo sacerdote Aquimelec 2, el cual le preguntó consternado: «¿Cómo es que vienes solo, sin que nadie te acompañe?» David respondió: «El Rey me ha encargado una comisión secreta, que nadie debe saber 3; y por esto también he dicho a mis gentes que me esperen en tal y tal lugar. Ahora, pues, si tienes a mano alguna cosa, aunque sean cinco panes, dámelos, o cualquiera cosa que hallares». Y respondiendo el sacerdote a David, díjole: «No tengo a mano panes de legos, sino solamente el pan santo; te lo daré si tus criados están limpios». Tranquilizóle David respecto de este punto, y el sumo sacerdote le dió de los panes de la Proposición . Prosiguió lucgo David: «¿ No tienes aquí a mano una lanza o una espada?, pues no he traído conmigo ni mi espada ni mis armas. Porque apremiaba la orden del Rey». Y díjole el sacerdote: «Aquí tienes la espada de Goliat, el filisteo: envuelta está en un paño, detrás del efod ; si quieres llevar ésta, tómala. Porque aquí no hay otra sino ésta». Y dijo David: «No hay otra tal como ella, dámela».

Púsose David en camino huyendo nuevamente, y fuése a Aquis, rey de Get 🐈 ciudad de los filisteos, que estaba próxima. Mas no fué muy larga su estancia en Get. Porque los cortesanos dijeron a Aquis: az No es este David el rey del país? ¿ No es éste a quien cantabán en las danzas, diciendo: Hirió Saúl a mil, y David a diez mil?» Fingióse loco David, por lo que le echaron del palacio, y se refugió en la cueva de Odollam. Habiéndolo sabido sus padres y hermanos, fueron a encontrarle (por temor a Saúl). Allegáronse a él todos los que se hallaban en angustia y oprimidos de deudas y en amargura de corazón; y se hizo su caudillo, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. No queriendo exponer a sus ancianos padres al género de vida errante y llena de peligros que se veía precisado a llevar, fuése con ellos a Masfa 8, en la tierra de Moab, y dijo al

Jerusalén, camino de Ramleh. Rb 280.

En Marc. 2, 26 se lee Abiatar, hijo de Aquimelec, acaso porque obró en nombre de su padre (cfr. Hagen en LB 1 77).

Debia de estar Nobe muy próxima a Gabaa, a juzgar por la presencia del Tabernáculo; segun Is. 10, 29-32, se hallaba entre Gabaa y Jerusalén (tal vez la aldea Isawiyeh, 3 Km. al nordeste de Jerusalén y 3 Km. al sudeste de Gabaa); el traslado del Santuario a dicho lugar indica que era ciudad sacerdotal. No se puede pensar en la actual Beit-Nuba, 30 Km. al occidente de

<sup>¿</sup>Mintió David en esta ocasión? Siguiendo a Beda nos inclinamos a responder afirmativamente. <sup>2</sup> ¿Mintió David en esta ocasion? Siguiendo a Bega nos inclinamos a responder animativamente. David pudo creer erróncamente que su mentira estaba justificada, tanto por lo difícil de su situación, como por defender al sumo sacerdote, porque viendo a Doeg en Nobe, sospechó que iría en seguida a contar al rey lo ocurrido y las razones con que David había tranquilizado al sumo sacerdote. La malicia de Doeg torció las cosas, y las consecuencias de aquella mentira fueron terribles (cfr. núm. 489).

<sup>4</sup> Sólo a los sacerdotes les estaba permitido comer de ellos (cfr. núm. 301); exceptuábase el caso de extrema necesidad, como lo declaró el mismo Jesucristo (Matth. 12, 3 4); y aun entonces se requería

pureza legal.

pureza legal.

<sup>3</sup> Esto nos muestra el alto aprecio en que se tenía aquel exvoto de David (cfr. núm. 482).

<sup>6</sup> Sin duda esperaba no ser reconocido, o encontrar hospitalidad en calidad de perseguido por Saúl. Todo este episodio de la huída de Lavid a Get (21, 11-16) no es absurdo (como sostiene Stade), ni aun la escena de la idiotez. La historia nos refiere hechos análogos en abundancia; léase lo que los griegos nos cuentan de Temístocles y Alcibiades, y los romanos de Coriolano; recuérdese también las escenas de idiotez de Ulises, Solón, Bruto, etc. La antigüedad miraba la locura con cierto pavor sagrado; y todavía hoy existe en Oriente la superstición de la inviolabilidad y santidad de los alienados; cfr. Bauer, Volksleben im Lande der Bibel 225. David se sirve en tan desesperada situación de un ardid bien calculado.

<sup>†</sup> Odollam o Adullam era (según los. 15, 25 cfr. II Par. 11, 211 Mach. 11, 28) una de las

ardid bien calculado.

<sup>†</sup> Odollam o Adullam era (según 10s. 15, 35; cfr. II Par. 11, 7; Il Mach. 11, 38) una de las ciudades de la Baja Judea, donde se la menciona con Jerimot, Soco y Azeka; probablemente es la actual Aid el-Ma (Aadelmich), 21 Km. al sudoeste de Jerusalén, donde hay abundantes y espaciosas cuevas que pueden dar cabida a cientos de hombres (cfr. Rb 282; KL IX 697; AB 85). Opinan otros, fundándose en Il Reg. 23, 13, que se trata de la región de Belén y Tecua, rica en cuevas; fíjanse especialmente en el Laberinto de el-Khreitun (es decir, cueva de san Caritón, donde este anacoreta del siglo IV se retiró a vivir); además de una porción de corredores, hay en él una cueva espaciosa de 220 m. de longitud, la cual puede albergar cómodamente a 400 hombres.

\* En hebreo micpeh, es decir, atalaya, probablemente una fortaleza situada en una montaña, cuya situación se desconoce (cfr. Rb 257). Rut, de la cual descendía David, era meabita.

rey de este país: «Ruégote, que mi padre y mi madre se queden con vosotros, hasta que sepa lo que hará Dios de mís. Pero, por consejo del profeta Gad, que también se había unido a el, volvió pronto David con su gente a tierra de Israel, y fué al bosque de Haret, en las montañas de Juda.

489. Habiendo sabido Saúl que David con su gente estaba en el país (en Israel), llamó a su presencia en Gabaa, a sus criados y les dijo: «Oídme, hijos de Benjamín L. ¿El hijo de Isaí os dará acaso a todos vosotros campos y viñas, y os hará a todos vosotros tribunos y centuriones, para que todos os conjuréis contra mí y no haya uno que me informe de lo que pasa? Hasta mi propio hijo se ha coligado con el de Isaí y ha sublevado contra mí a un criado mío, que no cesa hasta hoy de armarme asechanzas». Replicó Doeg, idumeo, mayoral de los pastores del rey 2: «Yo vi al hijo de Isaí en Nobe, en casa del sumo sacerdote Aquimelec, el cual consultó al Señor por él, y dióle víveres; y le dió también la espada de Goliat, el filisteo» . Oyendo Saúl estas pérfidas palabras 4, envió luego a llamar al sumo sacerdote y a todos los sacerdotes que allí se hallaban

Cuando estuvieron en su presencia, dijo Saúl al sumo sacerdote: «¿Por qua os habéis conjurado contra mí tú y el hijo de Isaí, y le diste panes y espada, y consultaste por él a Dios, para que se sublevara contra mí, perseverando en ponerme asechanzas hasta el día de hoy?» Respondió Aquimelec: «¿Y quién hay entre todos tus siervos tan leal como David, yerno del Rey, y que va por orden tuya, y es ilustre en tu casa? ¿Acaso he comenzado hoy a consultar a Dios por él? Lejos de mí que yo conjure contra el Rey. Ni sospeche el Rey tal cosa de mí su siervo, ni de toda la casa de mi padre; porque tu siervo nada ha sabido de este negocio, ni poco ni mucho». Pero Saúl, ciego de ira, dijo: «Morirás de muerte, Aquimelec, tú y toda la casa de tu padre». Y dijo el Rey a los de su guardia, que le rodeaban: «Embestid, y matad a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos es con David; sabiendo que iba fugitivo, no me dieron de ello aviso». Mas los siervos israelitas del Rey no quisieron extender sus manos contra los sacerdotes del Señor.

Como nadie quisiese poner su mano sobre los sacerdotes del Señor, dijo Saúl a Doeg: «Embiste tú, y échate sobre los sacerdotes». Y embistiendo Doeg, idumeo, se arrojó sobre los sacerdotes, y mató en aquel día ochenta y cinco hombres vestidos del efod de lino. Y pasó a filo de espada a Nobe, ciudad sacerdotal, a hombres y mujeres, muchachos y niños de pecho, sin perdonar ni a los animales. Pudo escapar un hijo del sumo sacerdote, llamado Abiatar, y se fué huyendo a David, y le contó este espantoso suceso. David exclamó asustado: «Bien sabía yo aquel día, que estando allí Doeg, idumeo, se lo había de notificar a Saúl; yo soy el culpable de todas las almas de la casa de tu padre. -Quédate conmigo, no temas; si alguien buscare mi vida, buscará también tu

vida, y conmigo serás guardado» ...

## Magnanimidad de David. Muerte de Samuel. Abigail

(I Reg. 23-27)

490. Luego de esto, avisaron a David que la ciudad de Ceila 6, en la tribu de Judá, estaba sitiada por los filisteos, quienes saqueaban las eras

¹ Según esto, Saúl había provisto los cargos de la corte principalmente en los de su tribu.

² Los rehaños eran parte principal de los bienes de los reyes antiguos, los cuales solían poner por mayorales a hombres de su confianza.

² Halláhase Doeg en aquella ocasión (II Reg. 21, 7; cfr. núm. 488) en el Atrio del Tabernáculo probablemente cumpliendo adún yato acaso para ser admitido en el pueblo de Dice como accedito. probablemente cumpliendo algún voto, acaso para ser admitido en el pueblo de Dios como prosélito, quiză por ser sospechoso de lepra (cir. núm. 340).

\* Doeg calla el pretexto que David expuso al sumo sacerdote (cir. I Reg. 22, 22; Ps. 51, 2 ss.;

núm. 489).

Saúl nombró sumo sacerdote a Sadoc, hijo de Aquitob, de la rama de Eleazar, y mandó transportar el Tabernáculo a Gabaón (cfr. núm. 359).
 En hebreo Kc'ila, que los romanos llamaron «Kila»; según san Jerónimo, 8 millas romanas

de la comarca. Movido de compasión hacia sus paisanos, consultó al Señor por medio de Abiatar 1: «¿ Iré y podré vencer a los filisteos?» El Señor respondió: «Anda, que derrotarás a los filisteos y librarás a Ceila». Y los hombres que estaban con David, le dijeron: «Ves cómo nosotros, estándonos aquí en la Judea, estamos con miedo; ¿cuánto más si fuéramos a Ceila contra los escuadrones de los filisteos?» Consultó David nuevamente al Señor, y obtuvo idéntica respuesta. Partió David con su gente, unos 600 hombres, derrotó a los filisteos y libró a Ceila. Y fué dado aviso a Saúl cómo David había venido a Ceila; y dijo Saúl: «Dios me le ha puesto en las manos, y está encerrado, puesto que ha entrado en una ciudad que tiene puertas y cerraduras». Y dió orden Saúl a todo el pueblo, que descendiese a Ceila para la batalla, y para cercar a David y a su gente. Advertido de ello David, consultó al Señor si en efecto vendría Saúl, y si los habitantes de Ceila le entregarían en manos de Saúl; a ambos extremos le contestó afirmativamente el Señor. Abandonó, pues, la ciudad, y se fué al desierto de Judá 2, a lugares de difícil acceso, y se mantuvo por entonces en los montes del desierto de Zif.

Estando en este desierto de Zif, pasáronse <sup>8</sup> a David hombres de la tribu de Judá y aun de la de Benjamín, a la que pertenecía Saúl, entre otros Amasai, caudillo de treinta; además once hombres muy valientes de la tribu de Gad, guerreros muy diestros, armados de broquel y lanza: sus caras como de leones, y ligeros como cabras monteses. Más consoladora todavía fué para David la visita de Ionatás, quien le dijo, renovando su pacto de amistad: «No temas; porque no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo

seré el segundo después de ti; y aun mi padre Saúl sabe esto».

En cambio los habitantes de Zif se disponían a hacerle traición; mandaron aviso a Saúl a Gabaa, diciendo: «Mira que David está escondido entre nosotros en los lugares más seguros del bosque, sobre el collado de Haquila, que está a la derecha del desierto. Ahora bien: ve allí, como lo ha deseado tu alma; y quedará a nuestro cuidado el entregarle en manos del Rey». Exclamó entonces Saúl: «Benditos seáis vosotros del Señor, pues os habéis condolido de mi suerte. Id, pues, practicad todas las diligencias, informándoos bien del sitio donde tiene su asiento; pues me han dicho que es muy astuto. Observad y ved todos los escondrijos donde él se oculta; y volved a mí con cosa cierta, para ir con vosotros. Pues, aunque se metiere en las entrañas de la tierra, yo le buscaré entre todos los millares 4 de Judá».

Entre tanto, David se retiró al desierto de Maón . Los de Zif dieron de ello noticia a Saúl, el cual fué a su alcance con un poderoso ejército. David huyó a la altura de un monte roqueño; mas Saúl le persiguió, y ya no quedaba más que el monte entre David y Saúl; y parecía que David estaba perdido sin remedio, porque Saúl le tenía rodeado con su gente. Mas llegó a Saúl un mensajero diciendo: «Date prisa, y ven, porque los filisteos han invadido la tierra». Volvióse, pues, Saúl dejando de perseguir a David, y fuése al encuentro de los

filisteos. Por esto llamaron a aquel lugar «roca de la separación».

(I Reg. 23, 6; cfr. núm. 318).

<sup>(12</sup> Km.) al oriente de Eleuterópolis; sin duda en el lugar donde hoy se ven las ruinas de Kila, en una colina próxima a Nesib (Nesib en Ios. 15, 42 s.); estaba, por consiguiente, 20 Km. al sudoeste de Belén, lindante con el país de los filisteos. En la proximidad estuvieron más tarde los sepulcros de los profetas Miqueas y Habacue (cfr. AB 35, LB I 806; Rb 113).

1 El cual llevaba consigo el efod y podía consultar al Señor por medio del Urim y Tummim

<sup>{|</sup> Reg. 23, 6; cfr. núm. 318}.

\* Así se llamaba la zona de la costa occidental del mar Muerto, de 70 Km. de longitud y 20 Km. de anchura. LB II 857. Es en gran parte rocosa, muy salvaje y difícilmente accesible; antiguamente estaba poblada de bosques. Buscan unos Zif en el actual Tell Zif, que es un montículo de ruinas situado 7 Km. al sudoeste de Hebrón, en el borde occidental del desierto de Judá, desde donde a vista alcanza todo el desierto en que David andaba con los suyos; también se ve desde allí al sur la colina de Haquila, junto a la cual se ocultó David. AB 115. LB 11 347. Rb 379. Según otros, hallábase Zif en la ribera occidental del mar Muerto, 40 Km. al sudoeste de Hebrón, sobre un monte cónico de 380 m. de altura, rocoso y casi inaccesible, donde se ven las ruinas de es. Sebbe; allí construyeron los Macabeos la fortaleza de Masada, espléndidamente ampliada después por Herodes el Grande; éste fué el último baluarte de los judíos en la guerra de los romanos. Cfr. Fl. Josefo, Bell. 7, 8, 1-3; AB 77.

\* Cfr. I Par. 12, 8 ss.

\* Es decir, entre todos los linajes.

\* Unos 8 Km. al sur de Zif, visible de de éste. Rb 253.

Unos 8 Km. al sur de Zif, visible de de éste. Rb 253.

491. David abandonó esta peligrosa comarca y se retiró con los suyos a las cumbres de los montes de Engaddi 1. Y habiendo vuelto Saúl
después de haber perseguido a los filisteos, diéronle noticia de ello sus
espías. Salió, pues, con 3.000 hombres escogidos siguiendo las huellas de
David, hasta por las rocas más escarpadas. Y sucedió que Saúl tuvo precisión de entrar solo en una cueva, en cuya parte más recóndita estaba
David con los suyos. Dícenle entonces a David: «He aquí el día en que el
Señor ha puesto a tu enemigo en tus manos; haz, pues, de él como te
pareciere». Acercóse David con sigilo y cortó la orla del manto, que estaba
en el suelo cerca de Saúl. Mas luego pesóle en su corazón, y dijo a los
suyos: «No permita Dios que jamás extienda yo mis manos contra el
ungido del Señor». Y al mismo tiempo les contuvo para que nadie hiciese daño a Saúl.

Cuando éste hubo salido de la cueva, fuése David en pos de él, y le gritó: «Mi Rey y señor». Al volver Saúl la cabeza, postróse David en tierra en señal de respeto, y le dijo: «¿Por qué das oídos a palabras de hombres que dicen: David anda buscando tu mal? He aquí que hoy han visto tus ojos cómo el Scñor te ha puesto en mi mano en la cueva. Me aconsejaron que te matase, pero dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Dios. Pero mira, padre mío, y reconoce la orla de tu manto que he cortado. Conoce, pues, y ve cómo en mi mano no hay mal ni iniquidad, ni he pecado contra ti; mas tú andas poniendo asechanzas a mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre mí y entre ti; y vengueme el Señor de ti; mas mi mano jamás sea contra ti. Porque de los impíos ² saldrá la impiedad, pero mi mano jamás sea contra ti. ¿A quién persigues, oh rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto y a una pulga ». Sea juez el Señor, y juzgue entre mí y entre ti; y vea y juzgue mi causa, y libreme de tu mano».

Al oír estas palabras exclamó Saúl: «¿Es por ventura esa tu voz, hijo mío David?» Y prosiguió llorando muy alto: «Más justo eres tú que yo; porque tú no me has hecho sino bienes; mas yo te he pagado con males. Hoy me lo has demostrado claramente; puesto que, habiéndome entregado el Señor en tus manos, no me has quitado la vida. Porque ¿quién habiendo encontrado a su enemigo, le dejará ir sano y salvo? Mas el Señor te dé la recompensa por lo que hoy has hecho conmigo. Y ahora, por cuanto sé que certísimamente has de reinar y tener en tu mano el reino de Israel, júrame por el Señor que no has de extinguir mi linaje después de mí». Juróselo David. Saúl se retiró a su casa,

mas David subió con los suyos a los montes.

492. Por este tiempo <sup>4</sup> murió Samuel. Congregóse todo Israel a celebrar las exequias, y le sepultaron en su casa, en Ramata <sup>5</sup>. Mas David, temiendo una nueva persecución, retiróse para mayor seguridad al desierto de Farán, límite meridional de Judá <sup>6</sup>.

Vivía en la comarca de Maón un hombre rico, pero avaro y brutal, llamado Nabal; su mujer, llamada Abigail, era muy prudente y de hermosa presencia. Nabal tenía en el Carmelo <sup>7</sup> una gran hacienda con 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Como en cierta ocasión oyese David que Nabal estaba esquilando sus

<sup>&</sup>quot;Engaddi, en hebreo Ain Gedi, que significa fuente del macho cabrio, 30 Km. al este de Maón, hoy ruinas de Ain-Djiddi (o Giddi), era una ciudad de la tribu de Judá; en tiempo de san Jerónimo, era una gran aldea situada en una escarpada roca, a 130 m. sobre el mar, frente a la desembocadura del Arnón, casi en medio de la costa occidental del mar Muerto. Una fuente de agua pura y cristalina que brota de la roca a 30 de temperatura, hacía de los alrededores un inagnifico oasis con palmeras, plantas balsámicas, viñas (Cant. 1, 13; cfr. núm. 360) y hermosas flores. Hace siglos que aquel·lugar está completamente desierto. En su derredor se alzan montes pelados y abruptos, hendidos por numerosas gargantas; en todo aquel paraje abundan las cuevas. Rb 148.

2 Entre los cuales no quiero contarme.

3 A un hombre tan insignificante, desureciable y débil que no es didao de un rey ocuparse co

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A un hombre tan insignificante, despreciable y débil, que no es digno de un rey ocuparse en perseguirle. La expresión es verdaderamente oriental.

Pocos años antes de la muerte de Saúl (dos, según Fl. Josefo).

Cfr. núm. 495.
 Cfr. núm. 354.

<sup>7</sup> No se refiere al monte Carmelo del norte de Palestina, sino al lugar que hoy ocupan las ruinas llamadas Kermel o Kurmel, 3 Km. al noroeste de Maón, 12 Km. al sudeste de Hebrón. Vense allí ruinas de tres iglesias y de un enorme baluarte de recios muros. LB 1 771. AB 33.

ovejas , envió a diez jóvenes que le saludasen y le recordaran los buenos servicios que de David y su gente habían recibido sus pastores en el desierto, encomendándose a su buena voluntad y pidiéndole algún donativo. Nabal empero les contestó: «¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Cada día se ven más esclavos que andan fugitivos de sus amos. ¿Tomaré ahora mi pan y mi agua y la carne de mis ovejas, que he hecho matar para mis esquiladores, y lo daré a unos hombres que no sé de dónde son?» Volviéronse atrás los enviados y le refirieron todo a David; el cual dijo a los suyos: «Ciña cada cual su espada». Y salió con cuatrocientos hombres.

Entre tanto, un criado de Nabal avisó a Abigail lo sucedido, añadiendo: «Estos hombres han sido muy buenos para nosotros y no nos han molestado; nos servían de muro, tanto de noche como de día, todo el tiempo que anduvimos entre ellos apacentando los ganados. Por tanto considera y reflexiona lo que has de hacer, porque resuelto está el mal contra tu marido y contra tu casa». Dióse prisa Abigail y tomó doscientos panes, dos pellejos de vino y cincuenta carneros cocidos, cinco sacos de polenta, cien atados de uvas pasas y doscientos panes de higos secos; y cargando sobre asnos, salió al encuentro de David, sin saber nada su marido. Al poco tiempo se encontró con David y su gente que venían por el mismo camino, pues David había dicho a los suyos: «¿ Habrá sido en vano todo el cuidado que tuvimos de sus cosas en el desierto?; Y él me devuelve mal por bien! Esto y aquello (de bien) haga Dios a los enemigos de David, si yo dejare

de aquí a mañana cosa con vida de todo lo perteneciente a Nabal».

Luego que Abigail vió a David, bajóse prontamente del asno y postrándose sobre su rostro, dijo: «Recaiga sobre mí, señor mío, esta iniquidad; permite que hable tu sierva, y oye las palabras de tu esclava. No hagas aprecio de Nabal; porque conforme a su nombre, es un necio "; mas yo, sierva tuya, no vi a tus criados. Vive Dios y vive tu alma; Yahve es quien te ha estorbado el derramar sangre 3; sean desde luego todos tus enemigos como Nabal 4. Mas ahora acepta esta bendición que tu sierva te trae; y dala a las gentes que te siguen. Perdona a tu sierva este pecado. Porque seguramente el Señor te edificará una casa estable (esto es, un reino duradero), por cuanto tú, mi señor, peleas las guerras del Señor; y así no sea hallada culpa en ti en todos los días de tu vida. Y si alguno se levantare en algún tiempo para perseguirte, y atentara a tu vida, será el alma de mi señor guardada en vida cerca de Yahve, tu Dios; mas el alma de tus enemigos será agitada y expelida como piedra lanzada con la honda. Y cuando Yahve te hubiere dado todos los bienes que te ha prometido, y te hubiere establecido caudillo sobre Israel, no tendrás que arrepentirte de haber derramado sangre inocente, o de haberte vengado por ti mismo. Y cuando Yahve hubiere hecho bien a mi señor, acuérdate de tu esclava». Respondió David amansado: «Bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita tú, que me has estorbado hoy que fuera a derramar sangre y vengarme por mi mano». Recibió David de su mano los presentes, y le dijo: «Vuélvete en paz a tu casa».

Entre tanto celebraba Nabal en su casa un banquete regio, y estaba ebrio, y su corazón rebosaba de alegría; por lo que Abigail nada le refirió de lo ocurrido hasta la mañana siguiente. Mas, cuando Nabal lo supo, se le heló el corazón de susto y quedó como petrificado; diez días después hirióle el Señor y murió. Al saberlo David, exclamó: «El Señor ha hecho recaer la iniquidad de Nabal sobre su propia cabeza». Envió luego mensajeros a Abigail, ofreciéndole su mano. Y habiendo dado ella su consentimiento, tomóla David por mujer en

lugar de Micol, que le había quitado Saúl, dándola a un tal Falti.

493. Marchó David de nuevo al desierto de Zif, acaso con motivo de este matrimonio. En seguida fueron los de Zif a Gabaa a participárselo a Saúl: «Mira que David está escondido en el collado de Haquila, que está enfrente del desierto». Salió Saúl con 3.000 hombres escogidos de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con este motivo solían celebrarse banquetes, a los cuales se invitaba a los amigos y conocidos (cfr. II Reg. 23, 23 ss.), y se obsequiaba también a los pobres y extranjeros. Todavía hoy dura esta costumbre. Cfr. Bauer, Volksleben im Lande der Bibel 177 ss.

Nahal significa en hebreo «necio», «loco».

Gracias a mi intervención.

<sup>4</sup> Tan necios y débiles y tan fáciles de vencer.

Israel, y acampó en el cerro de Haquila. Mas David había ya escapado, y por medio de sus espías observaba todo. Y habiéndose enterado a punto fijo del lugar donde acampaba Saúl, fuése allí en secreto; y viendo que todos estaban dormidos, entró a hurtadillas en el campamento con Abiant, hijo de su hermana Sarvia , y otro compañero; y halló a Saúl echado y durmiendo en su tienda. Abner, general en jefe, y toda su tropa dormlan alrededor de Saúl. Y dijo Abisal a David t a Dios ha puesto hoy en tus manos a tu enemigo; ahora, pues, de un solo golpe de fanza le coseré con la tierra, y no será menester el segundo». Pero David replicó a No lo mates, por que ¿quién extenderá su mano contra el unglilo del Señor, y será inocente? Toma la lanza que está a su cabecera y el vaso del agua (cántaro) v vámonos».

Con esto se volvieron, sin que nadie se diese cuenta de cosa alguna; pues un sueño profundo del Señor 2 había venido sobre todos ellos. Mas, cuando David se había alejado hasta lo alto de un cerro que estaba en la parte opuesta, dió gritos a la gente de Saúl, y particularmente a Abner. Despertó éste y dijo l «¿Quién cres tú, que tanto gritas e incomodas al Rey?» Respondió David «¿Por ventura no eres tú un hombre de valor? ¿Y qué otro como tú hay on Israel? ¿Pues por qué no has guardado al Rey, tu señor? Puesto que ha entrado uno del pueblo para matar al Rey, tu señor. No está bien esto que has hecho; vive el Señor, que sois hijos de muerte vosotros, que no habéis guardado a vuestro señor, el ungido del Señor. Ahora bien, mira dónde está la lanza del Rey, y dónde está el vaso del agua que estaba a su cabecera». Despertando Saúl a los pritos de David, dijo: «¿No es esta tu voz, hijo mío David?» Y respondid David: «Mi voz es, mi Rey y señor. Mas ¿por qué motivo persigue mi sedor a su siervo? ¿Qué he hecho o qué mal se halla en mis manos? Oye, pues, ahora, te ruego, mi Rey y señor, las palabras de tu siervo: Si el Señor te incita contra mí, reciba el olor de este sacrificio ³; mas, si son los hijos de los hombres, malditos sean delante del Señor; porque me han arrojado para que no habite en la hercdad del Señor , diciendo: Anda, sirve a dioses ajenos. Ahora, pues, no sen derramada mi sangre en tierra delante del Señor. El Rey de Israel ha salido en busca de una pulga , así como se va tras de una perdiz en los montes».

494. Reconoció Saúl su yerro, y dijo: «He pecado. Vuélvete, hijo mio David; que no te haré mal ninguno de aquí en adelante, porque mi vida ha sido hoy preciosa en tus ojos. Se ve bien que he obrado neciamente, y que son muy muchas las cosas que he ignorado». David replicó: «Ved aquí la lanza del Rey; que pase uno de los criados del Rey, v la lleve. Que el Señor pagará a cada uno conforme a su justicia y lealtad. Y así como ha sido hoy muy preciada tu alma en mis ojos, así lo sea también la mía en los ojos del Señor, y me libre de toda angustia». Respondió Saúl: «Bendito seas, hijo mío David; prosperarás en tus empresas, y lo que comiences, lo llevarás a feliz término». Y separáronse en paz 1.

Pero David no se fiaba de Saúl, y se decía: «Al fin, algún día vendré a caer en manos de Saúl. ¿Acaso no me vale más huir, y ponerme en salvo en la tierra de los filisteos, para que Saúl pierda las esperanzas y cese de buscarme por todos los términos de Israel?» Púsose, pues, en camino con sus seiscientos hombres y sus familias, y fuése a Aquís , rey de Get. Y Saúl no cuidó ya más

Era de bastante más edad que David (cfr. núm. 479)
 Dios favoreció la empresa de David, para que fuese manifiesta a todos su inocencia, y aumentase el amor que el pueblo le tenía.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Como si dijera: si el espíritu maligno, que por permisión de Dios te aflige (cfr. núm. 480), es la causa de tu enojo contra mí, deja de ofrecer sacrificios para aplacar a Dios. Quizá el sentido del texto hebreo sea como sigue: si el Señor te incita contra mí, muestre El mismo su ira contra mí.

Fuera de la tierra de promisión, lejos del Santuario (cfr. Ps. 41, 4).

Cfr. núm. 491. No hay cazador que obre tan neciamente, pudiéndolas encontrar a montones en el llano,

Ao nay cazator que obre tan nectamente, pudicindosas encontrar a montroles en chand.

† Cfr. san Criskotmo, Hom. 2 de Davide et Saule.

† David no dejó de advertir que Saúl se había mostrado en esta segunda ocasión mucho menos commovido que en la primera. No lloró como antes, ni habío del reinado de David, sino sólo prometió no hacerle daño alguno (cfr. núm. 491). — No es de admirar que Aquis recibiese a David, pues ya antes lo hiciera (cfr. núm. 488), de no habérsele opuesto los magnates. Pero esta vez había una razón

de buscarle. Pero David no estaba contento en la capital de los filisteos; pidió, pues, a Aquis que le señalara una de las ciudades del país para morar en ella; diole Aquis la ciudad de Siceleg 1. Desde aquí hacía David excursiones contra las hordas de bandidos nómadas que merodeaban por el desierto del sur de Judá. Mas, ante el rey Aquis aparentaba como que sus excursiones eran contra sus misanos, los israelitas, odiados a causa de la persecución que Saúl le hacía; por

lo que Aquis vino a fiarse de David, y decía: «Muchos males ha hecho contra u pueblo de Israel; por esto estará siempre a mi servicio».

495. El Espíritu Santo alaba a Samuel por boca de Jesús, hijo de Sirac (Eclesiastico): "Querido del Señor, el profeta Samuel fundó un reino, y ungió reyes para su nación. Juzgó a Israel según las leyes del Señor, y en su fe mostró ser profeta; fué hallado fiel en sus palabras, porque se le manifestaba el Dios de la luz» <sup>2</sup>. Por la eficacia de sus oraciones se le compara a Moisés: "Aunque Moisés y Samuel se me pusieran delante, no se doblaría mi alma a favor de este pueblo» <sup>3</sup>. Por eso la Iglesia ha conservado fielmente su memoria. Según san Jerónimo <sup>4</sup>, los restos de Samuel fueron trasladados de Ramata a Constantinopla en tiempo del emperador Arcadio, el año 406 (d. Cr.). En el Martirologio Romano se le conmemora el 20 de agosto .

#### 65. Fin de Saúl

#### (I Reg. 28-31)

496. Por aquellos días reunieron los filisteos sus escuadrones para pelear contra Israel. Ya habian avanzado hasta Sunam . Saúl reunió todas las tropas de Israel y les salió al encuentro, sentando sus reales en el monte de Gelboé . Vió el campamento de los filisteos, y temió, y su corazón se amedrentó en extremo. Consultó al Señor, el cual no le respondió ni por sueños ni por profetas 8. Abandonado de Dios, recurrió en su desesperación a las supersticiones paganas. El, que por instigación de Samuel había limpiado el país de magos y adivinos, mandó que le buscaran una maga nigromante.

E informado de que en Endor 9 había una, disfrazóse y fué de noche a casa de la mujer, y le dijo: «Adivíname y hazme aparecer a quien yo te dijere». Respondió ella: «Sabes bien todo lo que ha hecho Saúl, limpiando la tierra de magos y adivinos; ¿por qué, pues, armas lazos a mi alma, para que me quiten

más: y es que Saúl se mostraba enemigo mortal de David, y éste, por otra parte, con su tacto y valentía y al frente de un puñado de héroes, podía ser un aliado no despreciable. Por ello los sátrapas filisteos no se opusieron esta vez con tanta decisión; sin embargo, pronto manifestaron enérgicamente su desconfianza. Cír. núm. 497; acerca de Get núm. 481.

¹ Ciudad del mediodía de Judá, confinante con el país de los filisteos, acaso el montículo de ruinas Tell Scheria, 30 Km. al sudeste de Gaza, o bien Asludsch, donde comienza el desierto del sur, 60 Km. al sudeste de Gaza. AB 103. Rb 337. Tocó en suerte a la tribu de Simeón (los. 15, 5). Después de que se apoderaron de ella los filisteos, habíanla abandonado los habitantes israelitas. Con el alejamiento de la capital, quería David sustraerse a los celos de los cortesanos y al peligro de tener que luchar contra Israel, quería David sustraerse a los celos de los cortesanos y al peligro de tener que luchar contra Israel, quería David sustraerse a los celos de los cortesanos y al peligro de tener que luchar contra Israel, quería David sustraerse na los celos de los cortesanos y al peligro de tener que luchar contra Israel, quería David sustraerse na los celos de los cortesanos y al peligro de tener que luchar contra Israel, quería David sustraerse na los celos de los cortesanos y al peligro de tener que luchar contra Israel. contra Israel, quedando al mismo tiempo libre para sus correrías.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eccli. 46, 16 ss. <sup>3</sup> Ierem. 15, 1; cfr. Ps. 98, 6. <sup>4</sup> Contra Vigilant. núm. 6.

Acerca de la iglesia y monasterio de san Samuel, véase núm. 459.
 Llamada más tarde Sulem, en la tribu de Isacar, en la margen oriental del valle de Jezrael,

Llamada más tarde Sulem, en la tribu de Isacar, en la margen oriental del valle de Jezraet, la Km. al sudoeste del monte Tabor; allí se ve hoy la aldea de Sulim, en la ladera del sudoeste del pequeño Hermón (Djebel el-Duhi), 14 Km. al sudeste de Nazaret. AB 106. Rb 351.

7 Pertenecía a la tribu de Isacar, en la región sudeste del valle de Jezrael, 10 Km. al sur de Sunam; elévase a 700 m. de altitud, 500 m. sobre la llanura que se extiende al occidente; desde aquí podía Saúl observar el campamento del enemigo. Llámase hoy esta cordillera Djebel Fukua, monte de Fukua (acaso la antigua Afeca), que está al pie del monte, en la parte que mira al sudoeste. LB 11 386.

<sup>\*\*</sup> El sumo sacerdote Abiatar seguía al lado de David; cfr. núm. 480 y 497.

\*\*\* Endor, aldea hoy abandonada, Endur, está 14 Km. al norte de Gelboé, en la región norte del pequeño Hermón. Cfr. KL IV 501; LB Il 176; Rb 148. — Acerca de la magia cfr. núm. 243. La nigromancia era muy frecuente en la antigüedad pagana. Aparentaba evocar las almas de los difuntos contididad. para descubrir la suerte de los que las consultaban; pero reducíase, por lo general, a una prestidigitación: mediante la ventriloquia y otras artes se le hacía responder al espíritu, el cual, como se comprende, no se dejaba ver por el consultante. Pero seguramente se mezclaban en todo esto engaños y diabólicas brujerías. Cfr. los. 8, 19; Act. 16, 16 ss.; Scholz, Götzendienst und Zauberwesen 69 ss.; Kortleitner, De Polytheismo 145.

la vida?» Mas Saúl le juró, diciendo: «Vive el Señor, que no te vendrá por esto ningún mal». Preguntó ella entonces: «¿A quién debo evocar?» Y Saúl respondió: «Haz que se me aparezca Samuel». Y luego que la mujer vió a Samuel dió un gran grito 1 y dijo a Saúl: «¿ Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». Y el Rey le dijo: «No temas: ¿qué has visto?» Y dijo la mujer a Saúl: «He visto un dios 2 que subía de la tierra». «¿ De qué aspecto?» preguntó Saúl. Y ella respondió: «Es un anciano, envuelto en un manto de profeta». Y entendió Saúl que era Samuel, e inclinando su rostro hasta la tierra, le hizo una profunda

Mas Samuel dijo a Saúl: «¿Por qué has turbado mi reposo?» 3 Y respondió Saúl: «Me veo muy apurado; porque los filisteos pelean contra mí, y Dios me ha abandonado y no me ha querido responder; por esta razón te he llamado, para que me declares lo que debo hacer». Y dijo Samuel: «¿ Para qué me preguntas, habiéndose retirado de ti el Señor? El te tratará como te habló por mi boca, y arrancará de tus manos el reino, y lo dará a tu prójimo David. Y el Señor entregará también contigo a Israel en manos de los filisteos; y mañana tú y tus dos hijos seréis conmigo». A estas palabras, cayó Saúl en tierra cuan largo era; y le sobrevino un gran desfallecimiento, porque en todo aquel día no había comido bocado. En vano le ofreció la maga un refrigerio; Saúl lo rehusó diciendo: «No comeré». Sólo después de muchas instancias de la mujer y de sus dos criados, comió. Después de esto, volvióse la misma noche al campamento.

Entre tanto David, a petición del rey Aquis, se unió con su gente al ejército de los filisteos, al parecer con intención de pelear contra Israel . Mas los príncipes de los filisteos no se fiaban de David; por lo que exigieron resueltamente a Aquis que le hiciese volver a su residencia. Dijo, pues, Aquis a David: «Vive Dios, que no he hallado en ti falta alguna, desde el día en que eres a mis ojos como un ángel de Dios; pero los príncipes han dicho: No ha de ir con nosotros al combate. Por tanto, prepárate para mañana, y ponte en camino con tu gente antes que amanezca». Contento David de salir de este paso tan comprometido, púsose en camino muy de mañana y regresó a Siceleg.

Habiendo llegado al tercer día a Siceleg, halló que las hordas amalecitas del sur, subyugadas anteriormente por él, habían caído sobre la ciudad indefensa, y la habían reducido a cenizas, llevándose consigo prisioneros a mujeres y niños. Dura había sido hasta entonces la suerte de David y de los suyos, mas a la vista de tamaña calamidad, levantaron el grito y lloraron a voces, hasta que se les acabaron las lágrimas. En gran aprieto se encontraba David, pues le querían apedrear, achacando esta desgracia a su amistad con Aquis. Mas David buscó en el Señor el consuelo y fortaleza, le consultó por medio del sumo sacerdote Abiatar , y habiendo obtenido respuesta favorable, salió con los suyos en persecución de las hordas de bandidos. Encontraron en el camino un siervo egipcio, a quien, desfallecido, habían abandonado los amalecitas; luego que hubo restaurado sus fuerzas, puso a David en la pista de los bandidos. Encontrólos David en el desierto comiendo y bebiendo tranquilamente y celebrando fiesta por el

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Del texto del relato se desprende que el espíritu apareció antes que la mujer se resolviese a ¹ Del texto del relato se desprende que el espiritu aparecio antes que la mujer se resoivises a evocarlo; en vez de sus acostumbrados juegos de prestidigitación, se presentó una realidad (cfr. Eccli-46, 23) que la dejó despavorida y le descubrió que Saúl era el demandante. Schulz (Die Bücher Samuel I 387 ss.) opina que la pitonisa efectuó realmente sus ritos nigrománticos (entre los versículos 11 y 12), que el Sagrado Texto tuvo a bien omitirlos en el relato.
² Es decir, un ser sobrenatural; no era un hombre en su estado ordinario, sino tenía algo de «fantasma» o de sobrehumano, tal vez algo así como Elías y Moisés en la Transfiguración de Jesucristo en el Tahor. — Las distintas opiniones acerca de la aparición de Samuel pueden verse en Hummelauer, Comuni di Bib Sam 218-222. Schulz. Le na s.: cfr. Zschokke. Die bibl. Frauen, 227 ss. Los modernos

Comm. in. lib. Sam. 248-253; Schulz, l. c. 94 s.; cfr. Zschokke, Die bibl. Frauen, 227 ss. Los modernos opinan que Saúl «cayó en manos de una embustera avisada, la cual, conociendo a tiempo al cliente, supo arreglárselas conforme exigían las circunstancias». Según esta interpretación el relato puede ser histórico en lo esencial. Kautzsch, Die Heilige Schrift des AT. 448. Kittl 1. c. 17. Cfr. en contra Kortleitner 1. c. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Como si dijera: ¿Por qué has hecho que Dios me saque en cierto modo de mi reposo para aparecerme aquí? No puede darse inquietud o perturbación real de los justos en el limbo.

<sup>4</sup> Es decir, en la muerte, en el reino de los muertos, en el Scheol (cfr. núm. 57), pero no en el mismo estado; «porque, como dice Beda el Venerable, no puede estar Saúl con sus pecados en el mismo lugar que Jonatás con sus virtudes».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A requerimiento del rey, contestó David equívocamente: «Ahora sabrás lo que tu siervo va a hacer»; y Aquis le confió la guarda de su persona asignándole un puesto en la última división de su ejército. En tan crítica situación, teniendo que escoger entre luchar contra Israel o abandonar a Aquis su bienhechor, confiaba que Dios sabría mostrarle algún recurso. No esperó en vano.

Mediante el efod (cfr. núm. 318).

botín de que se habían apoderado. Cayó de súbito sobre ellos, los acuchilló y les quitó cuando habían pillado en Siceleg y en otras partes. La última porción del botín fué tan grande, que David pudo obsequiar con ella no sólo a sus compañeros, sino también a todos los pueblos de Judá que le habían socorrido cuando buía de la presencia de Saúl.

498. Entre tanto los filisteos reunieron sus escuadrones en Afec 1 y los israelitas ocuparon la meseta 2 que rodea la fuente de Jezrael 3, situación muy favorable para la defensa. Pronto comenzó una sangrienta lucha. Los filisteos atacaron con tal vigor, que los israelitas se dieron a la fuga, cayendo muchos en el monte de Gelboé. Sólo Saúl y su escolta se mantuvieron firmes; pronto vino a descargar sobre él todo el empuje de los enemigos. Allí cayeron Jonatás, Abinadab y Melquisua, hijos de Saúl. Seguía peleando Saúl; mas, habiéndole dado alcance los flecheros, y acosándole por todas partes los enemigos, dijo a su escudero: «Desenvaina tu espada y dame una estocada; porque no lleguen esos incircuncisos y me maten, haciendo escarnio de mí».

Mas el escudero no quiso hacerlo por respeto a la persona sagrada del rey. Entonces Saúl se arrojó sobre su misma espada. A la mañana siguiente, vinieron los filisteos a despojar a los muertos; entre los cuales haliaron a Saúl y sus tres hijos. Cortaron la cabeza a Saúl y juntamente con las armas la enviaron a su ciudad 4; mas el cadáver lo colgaron en el muro de Betsán 5. Pero los moradores de Jabés de Galaad 6, luego que oyeron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se levantaron los más valientes y, caminando toda la noche, tomaron del muro de Betsán los cadáveres de Saúl y de sus hijos, los trajeron a Jabés de Galaad (y allí los quemaron). Luego enterraron los huesos en el bosque de Jabés y ayunaron siete días 7.

499. Saúl es un ejemplo espantoso del poder siniestro de una pasión descenfrenada, que arrastra a la víctima al abismo del pecado y de la ruina. Saúl tenía muchas cualidades: era humilde, noble, valiente, magnánimo; por eso fué escogido por Dios para rey de su pueblo y dotado de extraordinarios dones. Mas, una vez en las alturas, no sabe conservarse humilde. Desobedece repetidas veces las órdenes divinas y el Espíritu del Señor se retira de él. Lejos de volverse a Dios, se deja llevar de su melancolla. Nace luego la envidia, y esta pasión, no combatida, se manifiesta en arrebatos de furor, luego en odio mortal y finalmente en irreconciliable enemistad, que no se deja vencer por la magnanimidad de David, ni por los avisos de la conciencia. Llevado de un furor loco, mata a los sacerdotes del Señor; va de nuevo en busca de David para matarle, y por fin, en el momento de apuro, acude a Dios. Abandonado del cielo, entrégase a las quimeras y mentiras paganas, y a pesar de que la voz divina habla por última

Cfr. núm. 463.

<sup>1</sup> Cfr. min. 496.

Probablemente la fuente de Harad (cfr. núm. 433). Según Lievin (Das Heilige Land III 71) se trata de la fuente de Jezrael. Ain Maiteh, en la ladera noroeste del monte en que está situada Jezrael, 3 Km. al oeste de Ain Djalud.
Según I Par. 10, 10, al templo de Dagón.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Betsán, llamada también Escitópolis, hoy Beisán, estaba situada en la proximidad del campo de batalla, en la vertiente oriental del monte Gelboé, que da al valle del Jordán. Cfr. núm. 188; LB I 660; Rb 87. Para mayor afrenta de los enemigos o de los ajusticiados, se colgaban sus cadáveres de garfios elevados en las murallas. A veces se sometía a los infelices al atroz suplicio de ser colgados vivos, para rematarlos a flechazos.

Acordábanse todavía de que Saúl en cierta ocasión les había salvado (cfr. núm. 472).
No acostumbraban los israelitas quemar los cadáveres; era esto más bien un castigo establecido para ciertos crímenes graves (cfr. Lev. 20, 14; 21, 9; 163. 7, 15, 25; cfr. núm. 347). Más tarde parece que se introdujo temporalmente, con otras costumbres paganas, la de quemar los cadáveres (II Pa. 16, 14. Ierem. 34, 5. Amos 6, 10; a no ser que en los dos primeros lugares hable el texto de la costumbre de quemar sustancias aromáticas junto a los cadáveres; y en el tercero, de la cremación motivada por una excesiva mortandad, lo cual es más probable; después del regreso del cautiverio no volvió a repetirse. — La aparente dificultad se resuelve aún más fácilmente admitiendo que está corrompido el texto, como se echa de ver particularmente en la versión griega: en vez de: quemaron, se debe leer: hicieron duelo: como II Reg. 1, 12; cfr. Schlögl (Die Bücher Samuels XVIII y 202. Schulz Die Bücher Samuel I 417) no es partidario de esta solución. Pero se ve obligado a admitir que en Transjordania tenían los israelitas otras ideas y costumbres acerca de la cremación de los cadáveres, y que los de Jabés siguieron quemando los cadáveres hasta que no quedaban sino los huesos que luego enterraron.

vez a su corazón empedernido, no se mueve a penitencia, sino va al combate sla contar con Dios, y camina a su ruina con fría indiferencia; por fin, atenta a su propia vida. «Murió, pues, Saúl por sus iniquidades: por haber traspasado el mandamiento que el Señor le había ordenado, y no haberlo guardado; y además, por haber consultado a la pitonisa, y por no haber esperado en el Señor; por lo que el Señor le quitó la vida, y trasladó su reino a David, hijo de Isaí»

# 66. Duelo de David por la muerte de Saúl y Jonatás

(II Reg. 1)

500. Los asuntos de la Historia de Israel de que tratan los Libros II, III v IV de los Reyes, son también narrados por los dos libros de las Crónicas o Paralipómenos. La palabra griega Paralipómenon (que quiere decir apéndices, suplementos) indica que son complemento de los Libros de los Reyes. Más en su punto está el nombre hebreo: "Palabras de los días", o sea, Anales, Crónicas, porque contienen por años la historia de los hechos memorables. El primer libro trae al principio las genealogías desde Adán (cap. 1-9). Sigue un breve relato de la muerte de Saúl y luego la historia de David.-El libro segundo trata de la historia de Salomón y de los reyes de Judá, y al terminar alude brevemente al

regreso del cautiverio de Babilonia.

A diferencia de los Libros de los Reyes, contienen éstos sólo la historia del reino de Judá, más propiamente, la crónica sinodal de Jerusalén («crónica del Templo»). Propónese el autor demostrar que los tiempos de esplendor del reino fueron los años de gobierno de aquellos reyes que se aventajaron a los demás en la solicitud por el culto y la observancia de la Ley. Y con su ejemplo, trata de animar a los lectores al celo por el Templo y la Ley. Pasa por alto, es verdad, muchas cosas que podrían contribuir a la gloria de los reyes por él ensalzados, y a la edificación de sus lectores. Mas esto se debe, no a la intención de olvidar tales hechos — consignados ya en los Libros de los Reyes —, sino a las circunstancias que alcanzaba Israel, en las cuales el autor quería reanimar su espíritu y el de sus contemporáneos, con la consideración de los hermosos y edificantes ejemplos que ofrecía la historia del pasado. No es este, ciertamente, el punto de vista del historiador crítico moderno; pero es legítimo, y no excluye ni daña a la veracidad subjetiva del narrador y a la credibilidad objetiva de la narración. De otra suerte ¿qué opinión habríamos de formar de los innumerables retratos biográficos e históricos, patrióticos y edificantes, etc., de épocas pasadas y de la presente, destinados a la juventud y al pueblo? Incurren, pues, los críticos en una arbitrariedad, al declarar desprovisto de valor histórico todo aquello que tiene su explicación en «el punto de vista sacerdotal» del autor . La verdadera causa de la aversión al criterio del cronista — como lo ha reconocido De Wette está en que «toda la historia judía adquiere aspecto muy distinto si se eliminan las noticias de las Crónicas; como también toman otro giro las investigaciones acerca del Pentateuco. Es una manera sencilla de deshacerse de multitud de excelentes documentos y pruebas que atestiguan la antigüedad de los libros mosaicos, y de dar aspecto muy distinto a otras huellas de su existencia» ...

Tanto los escribas judíos como los Doctores de la Iglesia 4 coinciden en apreciar el gran valor del Libro de las Crónicas. La credibilidad de sus narraciones puede defenderse con sólidos argumentos científicos. Hasta la crítica más radical se ve obligada a reconocer que el autor tomó parte de sus asuntos de las fuentes que tan a menudo cita, y que en los relatos de las Crónicas hay tradiciones apreciables e intangibles. Las «contradicciones» e «inexactitudes» quedan orilladas mediante una interpretación cuidadosa y libre de prejuicios 4. Algunas cosas con que choca la crítica (nombres y datos numéricos) han sido introducidas en el texto probablemente por los copistas; los cuales, al parecer, no siempre lo han tratado con el debido respeto. Es a todas luces injusto el cargo de falsifica-

<sup>1</sup> Par. 10, 13, 14. Wildeboer, Literatus des AT 417. De Wette, Beiträge 1 135. Cfr. san Jerónimo, Praef. in Paral.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Este es el asunto de la obra de Kugler: Von Moses his Paulus (V. Zur Glaubwürdigkeit der Chronik) 234-300.

thu indirecta que al autor de las Crónicas hacen los críticos, en especial Welllimisen.—Los dos libros (que primitivamente formaban uno) han sido compuestos después del cautiverio; pues la descendencia de David alcanza a varias inucraciones después de Zorobabel. La mención que I Par. (29, 7: dáricos) hace de las monedas persas, pudiera ser indicio de haber sido compuestos los libros un tiempo de la dominación persa. La semejanza de estilo e ideas con los libros de Esdras y Nehemías induce a creer que unos y otros fueron compuestos por el mismo escritor 1.

Derrotados los amalecitas, regresó David a Scieleg, donde permaneció dos días. Al tercero compareció un hombre que venía del campamento de Saúl con el vestido rasgado y cubierta de polvo la cabeza 2; luego que llegó a David, postróse sobre su rostro y le adoró. Y díjole David: «¿De donde vienes?» Y él le respondió: «Heme escapado del compamento de Israel». Y David le preguntó: «¿Qué ha sucedido? Dime». «El pueblo huyó de la batalla, respondió, y muchos cayeron y murieron; también Saúl y Jonatás, su hijo, han perecido». Y siguió preguntando David: «¿De dónde sabes que han muerto Saúl y Jonatás?» "Casualmente vine al monte Gelboé, y Saúl estaba echado sobre su lanza; los carros y la caballería se acercaban a él. Volviéndose a mirar atrás, vióme y me dijo: ¿quién eres tú? Y le respondí: Yo soy amalecita. Y él me dijo: acércate y mátame, porque me veo lleno de congojas y está aún en mí toda mi alma. Y acercándome le maté, porque vela que no podía vivir después de tal estrago; tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete de su brazo y te los traigo acá a ti, mi señor» 3.

Rasgó David sus vestiduras; lo mismo hicieron todos los que estaban con él; plañeron, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatás, su hijo, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel; porque habían caído a cuchillo. Mas David preguntó al mensajero más noticias acerca de su origen: «Yo soy hijo de un amalecita extranjero» (avecindado en Israel). Y le dijo David: «¿Cómo no temiste extender tu mano para matar al ungido del Señor?» Y mandó a uno de sus soldados que lo matase, y dijo: «Tu sangre caiga sobre tu cabeza, pues tu propia boca ha dado testimonio contra ti, cuando dijiste: yo he dado muerte al un-

gido del Señor» 4.

502. David expresó su dolor y su duelo en el siguiente cántico plañidero 5:

«La flor de Israel ha muerto en tus montañas; ¡Cómo cayeron los fuertes!

No deis la nueva en Get, ni la publiquéis en las plazas de Ascalón; porque no se alegren las hijas de los filisteos, ni hagan fiesta las hijas de los incircuncisos.

En señal de duelo.

1 Un extranjero de raza tan enemiga de Israel como la de los amalecitas, se había atrevido, según propio testiamonio, a dar muerte al rey de Israel, que «aun tenía la vida dentro de sí», y se lo anunciaha a David esperando recibir recompensa. Esto fué bastante para que David, como legítimo rey, pronunciase in continenti la sentencia de muerte contra aquel regicida.

<sup>&#</sup>x27; Cfr. núm. 708. Comentarios a los Libros de las Crónicas; Net ler, Die Bücher der Chronik (Münster 1899); Hummelauer, Comm. in lib. I Paral. (París 1905); Schlogl, Die Bücher der Chronik (Viena 1911).

<sup>2</sup> Es claro que el amalecita inventó su participación en la muerte de Saúl, esperando recibir alguna recompensa de David. Quitó al cadáver las insignias reales, antes que lo despojasen los filisteos al siguiente día de la batalla. La corona era un broche de oro colocado en el yelmo. Además de la corona y el cetro, era también atributo real el brazalete de oro. Al ofrecérselo a David, indicaba el amalecita que le reconocía por rey.

a Il Reg. 1, 19-27. Es uno de los más nobles, hermosos y sublimes cánticos del Antiguo Testamento. Olvidando la conducta que Saúl había observado para con el ensalza David su valentía y la de Jonatás, como también el amor que éste le profesaba, y da rienda suclta al dolor por la muerte de ambos. David mandó que lo enseñasen a los hijos de Israel; fué además consignado en el Libro de los estudios han conducido a diversas correcciones del texto que realzan aun más la belleza primitiva del cántico, sin alterar esencialmente el sentido del texto admitido y el de las antiguas versiones. Cfr. Zapletal, Allteslamentliches 113 ss.; Senne en BSt VI 57 ss.; Schlogl, Die Bücher Samuels II 6 ss.; Schlogl, c. 11 8 ss. Justos (cfr. núm. 414; 1 Reg. 1, 18). La denominación «cántico del arco» nació de un error. Los nuevos

Montes de Gelboé, ni rocío ni lluvia vengan sobre vosotros, ni traigan primicias vuestros campos; porque allí fué abatido el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con el óleo !.

De la sangre de los interfectos, de las entrañas de los fuertes. nunca retrocedió la flecha de Jonatás, ni jamás Saúl desenvainó su espada en vano.

Saúl y Jonatás amables y hermosos, en vida y muerte inseparablemente unidos; más ligeros que águilas, más fuertes que leones.

Hijas de Israel, llorad sobre Saúl, que os adornaba con delicados vestidos de grana, que os daba joveles de oro para engalanaros.

¿Cómo cayeron los valientes en la batalla! : Cómo fué muerto Jonatás en tus alturas!

Duélome por ti, ¡oh hermano mío, Jonatás! ¡ Cuán hermoso eras, y amable sobre el amor de las mujeres! Como una madre ama a su hijo único, así te amaba yo, sin medida.

: Cómo caveron los fuertes. y se quebraron las armas bélicas!»

503. El intimo amor que tan conmovedoramente expresa David, no sólo al amigo, sino también al enemigo mortal , es prueba manifiesta de la magnanimidad a que eleva la religión al hombre. Y no contribuyó poco a granjearle la adhesión, no sólo de su tribu, sino también de las demás, aunque éstas creyeron ver en Isboset, único hijo superviviente de Saúl, el legítimo heredero del trono.

## David, rey piadoso e inspirado 4

(II Reg. 2-10 I Par. 11-19)

504. Aunque vencido de los filisteos por culpa de Saúl, Israel, después de tantas vicisitudes, había llegado a la madurez, tanto en lo religioso, como en lo político; después de varias apostasías transitorias, habíase vuelto a Dios, llegando a ser un pueblo independiente y temido por sus enemigos. Bajo la dirección de David, extraordinariamente capacitado en todos los aspectos para ser un gran soberano, formado y educado especialmente por Dios en la escuela del dolor, el pueblo de Dios había de aparecer ante el mundo en toda su grandeza; y el reino de Dios, encarnado en David, aunque todavía muy imperfecto, figura del reino mesiánico mucho más excelente, había de brillar con magnífico resplandor.

Muerto el rev Saúl, dejó David en manos de Dios el cuidado de sus asuntos. Sólo por aviso expreso del Señor regresó a Judá, donde fué ungido por rey de esta tribu. El primer acto de gobierno fué enviar a Jabés de Galaad mensajeros que dijesen a los habitantes: «Benditos vosotros del Señor, porque habéis hecho esta misericordia con Saúl, vuestro señor, y le habéis dado sepultura. También yo quiero mostraros mi agradecimiento. Tened buen ánimo, y sed hombres de

<sup>1</sup> En el texto hebreo esto va unido a lo siguiente; de modo que el sentido es: El escudo de Saúl fué (muchas veces) ungido (bañado), como con óleo, con la sangre de los degollados. Es, pues, un elogio del valor de Saúl; resalta aún más en la forma interrogativa: «¿No fué ungido el escudo de Saúl, como con óleo, con la sangre de los degollados?», etc. La frase siguiente es entonces independiente: Nunca volvió atrás, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En este hermoso ejemplo de David se inspira san Juan Crisóstomo para cantar el amor a los enemigos (Hom. de virtut. et vitiis; Hom. 2 de Davide et Saule).

<sup>3</sup> Por los años de 1010-970 a. Cr.; la historia de David en Weiss, David und seine Zeit (Münster 1880).

valor; porque si ha muerto Saúl, vuestro señor, también la casa de Judá me ha

nugldo a mí por su rey» 1.

Las demás tribus, arrastradas por el ambicioso Abner, general de Saúl, no quisicron en un principio reconocer por rey a David. Abner proclamó rey de truel en Mahanaim <sup>2</sup> a Isboset, hijo de Saúl, de cuarenta años de edad. Con sulo comenzó la guerra civil. David, en propia defensa, envió contra él a Joab, hijo de su hermana Sarvia. Ambos ejércitos vinieron a las manos en Gabaón <sup>3</sup>, no lejos de los límites de Judá, quedando Joab vencedor.

Asnel 4, hermano de Joab, ligero de pies como un corzo, persiguió a Abner en su huída. En vano le avisó éste, por respeto a Joab, que desistiera de perseguirle; Asael no le hizo caso. Entonces Abner le hirió con la parte inferior de la haza, dejándole muerto en el acto. Acorralado con su gente en la cúspide de ma colina, invocó Abner la generosidad de Joab: «Y bien, le dijo, ¿se embravecerá tu espada hasta que no quede ninguno? ¿No sabes que es cosa peligrosa la desesperación? ¿No será tiempo ya de decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos?» Respondió Joab: «Vive el Señor, que si lo hubieras dicho, desde la mañana habría cesado el pueblo de perseguir a sus hermanos». Al punto mandó Joab dar con la bocina señal de que cesara el combate. A pesar de su victoria, dejó David el asunto en manos de Dios.

505. El prestigio de David iba en aumento de día en día, mientras el partido del débil e inepto Isboset menguaba cada vez más. El mismo Abner, resentido por una merecida reprensión de Isboset, se pasó en secreto a David; hizo que Micol le fuese devuelta a David 5 y trató de ganar para la nueva causa a los ancianos y especialmente a la tribu de Benjamín, lo cual fue tanto más fácil cuanto que en ella arraigaba cada día más la convicción del llamamiento divino de David. Estaba Abner a punto de coronar su obra, cuando fué traidoramente asesinado por Joab, en venganza de la muerte de Asael, y acaso por recelo; pues Joab temía que Abner llegase a ocupar un puesto preponderante en la casa de David.

Fué Abner a Hebrón, acompañado de veinte hombres, para concertar con David las últimas estipulaciones. Dióle David un banquete y le despidió en paz. Luego de esto volvió Joab de una expedición contra una partida de ladrones; y como entendiese que Abner había estado allí y que David le había despedido en paz, fué a ver a David y le dijo: «¿Qué has hecho? Acaba Abner de estar contigo; ¿por qué le has dejado ir? Tiempo ha que le conoces; ha venido a engañarte, enterarse de tus proyectos y sondear todo cuanto haces». Joab hizo volver a Abner, sin conocimiento del Rey; salióle al encuentro al portal de la ciudad so pretexto de hablarle amigablemente; y ayudado por su hermano Abisaí, le hundió de improviso la espada en el cuerpo.

Al saber David lo ocurrido, exclamó: «Soy inocente ante el Señor en la muerte de Abner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre». No se atrevió David a castigar a Joab, porque este experto general tenta de su parte al ejército, y podía provocar fácilmente una nueva guerra civil; acaso también porque Joab le había prestado servicios extraordinarios y era casi insustituíble para el porvenir que, según era de prever, iba a ser fecundo en guerras. Pero mandó a todo el pueblo y al mismo Joab: «Rasgad vuestras vestiduras, y ceñíos de sacos », y plañid en los funerales de Abner». Y el rey David iba siguiendo el féretro, y cuando fué sepultado el cadáver lloró a gritos, y de-

rramando lágrimas, dijo esta canción fúnebre 1:

«No ha muerto Abner como suelen los cobardes. No estuvieron atadas tus manos, ni tus pies cargados de grillos; sino como los que caen por mano alevosa, así caíste».

¹ Quería decir con esto: «Yo sabré recompensaros; y si lo necesitáis, presto estoy a ayudaros, nemo Saúlo.

como Saúlo.

<sup>1</sup> En el lugar donde se apareció el ángel a Jacob, que regresaba a su patria (cfr. núm. 185). — Probablemente había huído Abner con el único hijo superviviente de Saúl a la otra parte del Jordán, porque los filisteos con su victoria se habían apoderado de una buena parte de Cisjordania.

<sup>8</sup> Cfr. núm. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. núm. 479 y 493

Cfr. núm. 492.

<sup>°</sup> Cfr. núm. 501. ° 11 Reg. 3, 33 34.

Y el pueblo siguió llorando. Ayunó aquel día David hasta la noche y dijo a sus cortesanos: «¿Acaso ignoráis que hoy ha perdido Israel un gran general? Yo me hallo todavía sin fuerzas y apenas ungido rey, y estos hijos de Sarvia son más poderosos que yo (por eso no los puedo castigar). Dios haga con el malhechor según su maldad».

- 506. Cuando Isboset oyó que Abner había perecido en Hebrón, desmayó su ánimo y el de sus partidarios de Israel. Dos caudillos de Isboset, llamados Baana y Recab, de la ciudad de Berot 2, tribu de Benjamín 3, excogitaron un arbitrio para obtener de David una gran recompensa. Fueron a casa de Isboset en el momento en que este, en el calor del mediodía, hacía la siesta, según costumbre oriental; como habían previsto, la portera también dormía; hirieron a Isboset, le cortaron la cabeza y huyeron. Tomando el camino de la llanura del Jordán, y caminando toda la noche, llegaron a Hebrón y presentaron a David la cabeza de Isboset, diciendo: «He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que andaba buscando tu alma; y el Señor ha dado hoy al Rey, mi señor, venganza de Saúl y de su linaje». Pero David les respondió: «Vive el Señor, que ha librado mi alma de todos los apuros. Que si a aquél que me anunció la muerte de Saúl pensando traerme una buena noticia, le hice prender y matar en Siceleg, cuando por la noticia parecía se le debían dar albricias, ¿cuánto más ahora, que unos hombres malvados han quitado la vida a un inocente dentro de su misma casa, sobre su cama, no he de demandar su sangre de vuestra mano y quitaros de la tierra?» Dió, pues, la orden a su gente, y los mataron; y cortándoles las manos y los pies 4, los colgaron sobre la piscina de Hebrón La cabeza de Isboset fue enterrada en el sepulcro de Abner .
- Cuando David llevaba reinando en Hebrón 7 siete años y seis meses sobre Judá, vinieron a tributarle homenaje los príncipes de todas las tribus de Israel, y le ungieron por rey de todo Israel. Entonces escogió por sede de su reino a Jerusalén 8; conquistó la fortaleza del monte Sión, que hasta entonces había estado en poder de los jebuseos y era tenida por inexpugnable 9; la fortificó aun más, construyó en ella un palacio de madera de cedro, que le enviara Hiram, rey de Tiro, y la unió con la parte baja de la ciudad. Este alcázar con la parte baja de la ciudad se llamó en adelante «Ciudad de David».

Tiro (en hebreo Súr, Sôr, roca) era en tiempo de David y Salomón la capital de Fenicia. Este país ocupaba el litoral levantino del Mediterráneo, desde Aradus, hoy isla de Ruad frente a Tartus o Tortosa, hasta la bahía de Akko,

<sup>&#</sup>x27; Someticndolo a diversas correcciones, puede traducirse este versículo, según el hebreo y griego como sigue: «Y además él era amigo y representante de un rey, y estos hombres solicitaron de mí una alianza». Tanto mayor es la culpa de los asesinos. Schlogl, Die Bücher Samuels II 23.

<sup>7.</sup> Ctr. num. 412. 8 Eran de la tribu de Saúl; lo cual agrava su pecado.

<sup>\*</sup> Las manos, porque con ellas habían llevado a cabo el crimen; los pies, porque con ellos habían recorrido su malvado camino; también para hacer resaltar la enormidad del delito.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Para escarmiento de los muchos que iban a sacar agua a la piscina; acerca de la piscina cfr. núm. 142.

Muéstrase hoy el sepulcro en el patio de una casa turca, próxima a la mezquita.
 Aquí le nacieron seis hijos: Ammón, el primogénito; Quelcab, llamado también Daniel, el cual murió probablemente en edad temprana; Absalón, Adonías, Safaltia y Jetraam (cfr. II Reg 3, 2 ss. y 1 Par 31, 1 ss.).

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> La forma hebrea Jeru-schalém corresponde a Ursalimmu, o Urusalim de las cartas de Amarna (1400 a. Cr.); significa propiedad o morada de la paz. En la forma breve Salem (paz) la encontramos

en la historia de Melquisedec (cfr. núm. 144).

11 Reg. 5, 8 parece indicar cómo, a pesar de eso, pudo David apoderarse de ella. Este verso que (por corrupción del texto o errónea lectura) no entendieron bien las versiones más antiguas, se ha aclarado, según algunos, merced a las excavaciones realizadas en Jerusalén, y al descubrimiento de un túnel que va de la fuente de Gihón (fuente de María) a lo alto de la colina del sudeste (Ofel). Dando a la palabra hebrea simor el significado de atúnelo, afosoo, se explica de la siguiente manera el ver-sículo 8: quien logre batir a los jebuscos penetrando en la fortaleza por el foso, será recompensado. Según 1 Par. 11, 7, Joab acometió (con algunos hombres esforzados) tan arriesgada empresa y logró apoderarse de la desapercibida guarnición. Supuesta la exactitud de esta interpretación, la fortaleza de apoderarse de la desapercibida guarnición. Supuesta la exactitud de esta interpretación, la fortaleza de los jebuscos habría estado situada en la colina del sudeste. No cran raros en Palestina y otros países los pasos subterráneos, que ponían en comunicación las fortalezas con las fuentes y depósitos de agua. La historia profana nos cuenta acciones heroicas análogas. Cfr. Vincent, Jerusalem I 156 ss. y Th y AS 1915, 782; Kirmis (Die Lage der alten Davidstadt und die Mauern des alten Jerusalem; Breslau 1010, 42) entiende por «Zinnor» un torrente que, atravesando la ciudad alta y la baja, venía a desembocar en la garganta de Gihón; Joab tuvo que cruzar este torrente y la garganta de Gihón para poder escalar la fortaleza de Sión (en la colina de sudeste).

con una extensión de 20-30 Km, de anchura por 200 Km, de longitud. Al oriente limitaba con la cordillera del Líbano y las montañas occidentales de Galilea. Según la Biblia, los fenicios eran camitas, descendientes de Canaán, con los cuales tenían común religión y cultura en época histórica; ellos mismos se tenían por cananeos. (Según Herodoto) vinieron del sudeste (Golfo Pérsico); y todo hace suponer que fueron ellos los primeros navegantes que recorrieron y colonizaron las costas del Mediterráneo. Su importancia fué exagerada por los griegos, que por su medio entraron en contacto con la civilización oriental. Su nombre, de origen posterior, no aparece del todo claro. La denominación nacional, atestiguada por la Biblia, es sidonios. Las noticias más antiguas que poseemos acerca de Fenicia datan de mediados del segundo milenario a. Cr., época en que dicho país estaba bajo la dominación de la XVIII y XIX dinastía egipcia. De las cartas de Amarna se deduce que por ese tiempo aun no tenían un gobierno central. Las ciudades de Biblos Berytus (Beirut), Sidón, Tiro, Aradus y Akko, gobernadas por príncipes (cabezas de linaje, no reyes), estaban en lucha unas con otras, y fueron oprimidas (por los Chatti, ¿ketas?) procedentes del norte. Hacia el año 1180 a. Cr., fueron sojuzgados los sidonios por Tiglatpileser (Teglatfalasar), rey de Asiria; pero al sobrevenir la decadencia de los imperios egipcio y asirio, pudieron desenvolverse independientes como los reinos de Judá, Israel y Siria (Damasco). A esta época corresponde el apogeo de Tiro, que había suplantado a la antigua metrópoli Sidón (la cual, sin embargo, siguió dando su

nombre al reino y al pueblo). Tiro estaba situada primitivamente en una lengua de tierra de la costa fenicia. Muy pronto sus habitantes construyeron otra ciudad fortificada sobre un islote internado quinientos metros en el mar. La nueva población ofrecía un excelente puerto y refugio seguro contra los ataques de los enemigos. Por la época de Samuel, los fenicios estaban aliados con los filisteos . Mas el rey Hiram fué amigo de David y Salomón. En los siglos siguientes, las casas reales de Israel y de Tiro se unieron más íntimamente por alianzas matrimoniales, con perjuicio no pequeño de Israel. El comercio de aquella grandiosa ciudad, al amparo de una flota poderosa y de un ejército, se extendía más y más por todo el mundo entonces conocido. Del desarrollo comercial nacieron la prosperidad, el lujo y la opulencia de Tiro. Y no menor era la corrupción de costumbres: soberbia increíble, desenfrenado libertinaje, lujuria, etc. Estos vicios, juntamente con la envidia de otras ciudades y reinos, acarrearon pronto la ruina predicha por los profetas 2. Salmanasar sitió a Tiro por cinco años sin resultado; Nabucodonosor la conquistó después de un bloqueo de trece, y asoló la antigua Tiro. Alejandro Magno (322 a. Cr.) se apoderó de ella al cabo de siete meses de esfuerzos gigantescos, construyendo desde tierra hasta la isla un dique de 60 m. de anchura. Más tarde cayó la ciudad, siempre pujante, en poder de Siria, y por fin en el de los romanos. - Sidón, actualmente Saida, está situada en la costa del Mediterráneo, al pie del Líbano, 36 Km. al norte de Tiro. Ambas correspondieron en el sorteo de las tribus a la de Aser; mas ésta nunca llegó a poseerlas ... La ciudad primogénita de la nación fenicia empuñó muy pronto el cetro del Mediterráneo, y fue madre de muchas ciudades como Hippo, Citium (Kition), Cambe (o Caccabe, antigua Cartago) y, según muchos, también de Tiro insular. Era proverbial la técnica sidonia en fabricar vidrio, tejer biso, tallar la piedra y la madera, en arquitectura y ebanistería; y no lo era menos su progreso científico en Aritmética, Geografía, Astronomía, Filosofía, etc. Pero su esplendor y riqueza fueron también motivo de su ruina; diéronse a ignominiosa idolatría y a toda clase de vicios . Por eso también en ellos se cumplieron las amenazas de los profetas . Los sidonios apoyaron a Salmanasar y Senaquerib, reyes de Asiria, en la lucha contra Tiro; pero en lo sucesivo dependieron de Asiria, Babilonia y Persia, hasta que Artajerjes III, contra el cual se alzó Sidón, la conquistó y destruvó el año 351 a. Cr. Rehízose de nuevo bajo los macedonios y romanos; pero nunca más pasó de la categoría de capital de provincia 4.

Cfr. núm. 467

Ezech. 26-28; cfr. 23; Ioel 3, 4; Amos. 1, 9 s.; Zach. 9, 2-4.

Ios. 13, 4-6; 19, 28; Iudic. 1, 31; núm. 478.

Iudic. 10, 6; 11 Reg. 5, 6; 11, 5; 16, 31 ss.

Ierem. 47, 4. Ezech. 28, 21 ss. Ioel 3, 4.

Acerca de los fenícios cfr. Landau, Die Phönisier en AO II 4; KAT<sup>5</sup> 126 ss.; ATAO<sup>5</sup> 498 s.; Rb 298, 340, 371.

508. Jerusalén (fig. 59 y lám. 6 b) era una ciudad excepcionalmente acon... dicionada para ser capital y centro del reino teocrático, como lo reconoció muy pronto la mirada penetrante de David. Estaba situada casi en el punto medio



Fig. 59. - Sección vertical de Jerusalén, desde Sión al monte Olivete 1.

de la región más importante del país, rodeada de montañas difícilmente accesibles 4, fortificada y defendida por la naturaleza. De la cadena de montañas calcáreas que se elevan gradualmente hacia el noroeste y se enlazan con la alta meseta de Judá, avanza en forma de península una estribación de 3.000 m, a lo largo y 2.000 a lo ancho, sobre la cual está Jerusalén. Dista la ciudad 65 Kmdel mar Mediterráneo y 28 del mar Muerto; su extremo noroeste alcanza 784 m. de altitud; su límite sudeste, la explanada del Templo, 744; y el punto más bajo de la ciudad, el pozo de Rogel 4, 640 4; de suerte que el plano de la ciudad acusa notable inclinación hacia el torrente Cedrón, que la separa del monte Olivete, desde el cual se domina totalmente la ciudad. El horizonte de Jerusalén

está cerrado por alturas de superior elevación 4.

Por tres lados la cercan valles profundos que dificultan el acceso; por oriente, el del Cedrón (Josafat); por Occidente, el de Hinnón que, ciñéndola por el sur, viene a desembocar en el Cedrón en el ángulo sudeste. Además un tercer valle hondo y ancho (valle de la ciudad, el-Wad) la atraviesa de norte a sur, dividiéndola en dos mitades. Este valle, cuyo nombre primitivo desconocemos, es el que en época romana (Josefo) se llamó Tyropeon (barrio de los fabricantes de quesos). Mas algunos creen encontrar el Tyropeon en un valle lateral que divide la parte occidental en dos regiones, una alta y dilatada, y otra de menor amplitud, 65 m. más baja. Son las denominadas Ciudad Alta y Ciudad Baja . En conformidad con esto, el valle de la ciudad se bifurcaba desde su centro, abriendo una nueva ramificación hacia el oeste. Esta depresión, 15 m. profunda, que limitaba por el norte el actual monte Sión, es difícil de reconocer, por hallarse rellena de escombros. Por el extremo súdeste se estrechan, cada vez más profundos, los tres valles confluentes junto a la aldea de Siloé, de suerte que por este ángulo la ciudad era casi inaccesible, mientras que por el noroeste podía ser atacada, y efectivamente lo fué siempre con mejor exito. Era, por consiguiente, necesario remediar la desventaja natural por medio de sólidas fortificaciones.

Respecto del mar Muerto las altitudes son todavía 400 m. mayores.

Acerca del perfil del terreno desde el Mediterráneo a Jerusalén y de aquí al mar Muerto cfr. nú-

Ahora Bir Evub, es decir, pozo de Job, también pozo de Nehemías o del fuego (véase nú-

\* Monimert, Die Topographie des alten Jerusalem 1 68, 72, 172. El nombre griego corresponde según Furrer y Mommert, al hebreo teraphon, garganta, hendidura. De la «hendidura de la ciudad de David» se habla en 11 Reg. 5, 8, y 11 Reg. 11, 27. Kirmis (Die Lage der alten Davidsstadt) opina que este valle lateral es idéntico al «Gihón en la garganta» y a la «hendidura de la ciudad de David»,

que Salomón mandó terraplenar.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> El valle de Gihón, y especialmente el del Cedrón, eran en tiempo de David y hasta la destruc-ción de Jerusalén por los romanos (70 d. Cr.) más profundos que en la actualidad. Las perforaciones realizadas por Warren en el lecho del Cedrón dieron los siguientes resultados: en el ángulo sudeste del Templo encontró el suelo antiguo 12 m. más bajo que el actual; en el ángulo sudeste topó con la roca viva a 18 m, y siguiendo hacia oriente, a 26; en el ángulo nordeste los muros llegan a 36 m. de profundidad.

mero 595).

6 Cfr. Ps. 124, 2. Al oriente el monte de los Olivos con sus tres cumbres: la más septentrional tiere una altitud de 830 m., la del medio (monte de la Ascensión) alcanza 808, y la tercera (monte del Escándalo) sólo llega a los 735 m. de altitud. Al sur se alza el monte del Mal Consejo con una altitud. Escándalo del cacidente llegan a los 817 m.; al norte el Scopus que sobrepasa los 800 m., y torciendo hacia el este tiende a eslabonarse con el monte de los Olivos.

44 410g. 31 4/ W. W

A pesar de las modernas excavaciones, no se ha logrado aclarar la topografía de la antigua Jerusalén. Disputan actualmente los sabios acerca del Tyropeon, de los sucesivos recintos fortificados y, en particular, de la situación de la ciudadela de los jebuseos (Sión), transformada en «ciudad de David», como también acerca de qué fuese y donde estuviera Mello. Algunos reconocen la antigua Sión en la colina que hoy lleva ese nombre inmortal, apoyándose en la tradición de dos mil años, en los datos de la Sagrada Escritura (Ios. 15, 8; 18, 16) y en la configuración del terreno, tan apropiado para fortificaciones inexpugnables <sup>1</sup>. Pero topógrafos modernos sitúan el alcázar en el montículo del sudeste (Ofel), que es una estribación del monte del Templo. Se fundan principalmente en la existencia de un túnel (Sinnor, cfr. p. 420, nota 9), que conduce desde la colina de Ofel a la fuente de María (Gihón), construcción que pudo tener por objeto asegurar el abastecimiento de agua para la guarnición del baluarte de Ofel . No se aclarará del todo la cuestión hasta que se descubra el sepulcro del Rey Profeta, el cual, según III Reg. 2, 10, fue enterrado en la ciudad de David. «Mello» 3 era una parte importante de la ciudad fortificada; debe buscarse en algún paraje abierto que fuera preciso proteger con obras defensivas. Los que lo sitúan al sudoeste, suponen haber sido Mello un reducto (torre de David) edificado en el ángulo noroeste de la actual Sión 4; los otros creen que era un baluarte amurallado (macizo) que guardaba la salida del Tyropeon.

Mientras David reinó sólo sobre Judá no le combatieron los filisteos, creyendo tal vez que ambos reinos, Judá e Israel, se destruirían mutuamente. Mas, cuando supieron que había sido ungido por rey de todo Israel, se pusieron en movimiento contra el por dos veces, avanzando hasta el valle de Rafaim. David los derrotó del todo la primera vez; y la segunda les causó tal destrozo, que no pararon hasta Gazer , ciudad fronteriza. David disfrutó entonces largo tiempo de paz, tanto de parte de los filisteos como de otros pueblos enemigos vecinos.

Entonces pensó en trasladar a la nueva capital el Tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios en el pueblo escogido. Reunió a todos los escogidos de Israel, 30.000 7 hombres, y con ellos y los de Judá se fué a Cariatiarim 8 a casa de Abinadab. Colocaron al Arca en un carro nuevo y dispusiéronse a transportarla a Jerusalén con toda pompa. Mas sucedió que en el camino, Oza, hijo de Abinadab, extendió su mano al Arca para sostenerla, porque los bueyes resbalaban y el Arca se inclinaba a un lado. Indignado el Señor contra Oza, hirióle de muerte repentina . Contris-

Cfr. núm. 465.

el conflicto con los sacerdotes y levitas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Rückert, Die Lage des Berges Sion (Friburgo 1898), en BSt 111 1 ss.; Mommert, Topographie I 175 ss.; Kirmis 1. c.
<sup>2</sup> Cfr. Vincent, Jerusalem I 142 ss.; Hänsler, Streiflichter in der Topographie des alten Jerusalem

en HL 1913, 202; 1914, 1 99 130; 1916, 25.

Cor. ZDPV 1894, 6 ss.; Mommert 50 ss.; Vincent I 172 ss.; Kirmis 166 ss.

Allí edificó Herodes el Grande, 1000 nños más tarde, su palacio con tres torres, Hippicos, Fasael y Mariamna; la torre Hippicos (0 también la Fasael) se erguía sobre los muros de la torre de David. \* Es decir, avalle de los Gigantes», tal vez por la estatura gigantesca de los que antes allí habita-ron. Cfr. núm. 418 y 424. Hoy se llama el-Baka, es decir, el llano (cfr. Schick, mapa de los alrededores de Jerusalén; en otros mapas el-bukei'a, «la pequi na llanura»). Es propiamente una altiplanicie situada al sudoeste de Jerusalén, la cual se extiende unos 4 Km. hacia Belén; según 1s. 17, 5, era muy fértil.

Cfr. núm. 7 y 415. Encuentran algunos excesivo este número; pero la traslación del Santuario era cosa de tanta trascendencia, que David reunió a consejo a los jefes y príncipes de Israel e invitó a todos los sacerdotes y levitas y a todo el pueblo del reino (cfr. 1 Par. 13, 1 ss.). «Número tan elevado no debe extrañar en ocasión tan solemne» (Kautzsch 460).

Según Schulz (Die Bücher Samuel 11 70), la muerte de Oza tuvo conexión meramente circunstancial con haber tocado el Arca: al querer evitar Oza la caída del Arca, recibió un golpe mortal; el pueblo atribuyó la muerte al acto (prohibido) de tocar el Arca. Kugler da una interpretación que llega más al fondo de los sucesos (Vom Moses bis Paulus 258 ss.): es muy extraño que no se haga mención más al fondo de los sucesos (Vom Moses bis Paulus 258 ss.): es muy extraño que no se haga mencion aquí ni de sacerdotes, ni levitas, ni sacrificios, mientras que en la traslación de la casa de Obededom a Jeru-alén se ofrecieron sacrificios y se citan con sus nombres a los sacerdotes y levitas que tomaron parte (I Par. 15, 4 ss.). Al llamarles David a este segundo traslado, se funda en que solamente los levitas estaban facultados para llevar el Arca. De todo esto se puede concluir que los sacerdotes y levitas no quisieron acudir a transportar el Arca de casa de Abinadab, por lo cual David intentó hacerlo por medio de legos (y por tanto en carro). Oza lo pagó con la muerte, por haber tocado el Arca siendo lego. David reconoció en ello lo ilegal de su proceder, desistió de llevar el Arca a Sión y esperó tres meses; entonces hizo que fuese transportada en la forma que la Ley prescribía, despuéss de arreglar

tado y temeroso David, no se atrevió a llevar el Arca del Señor a su casa de Sión, sino la dejó en casa del levita Obededom, de Get 1.

Alli estuvo el Arca tres meses, y a causa de ella el Señor bendijo a Obededom y a toda su familia. Como lo oyera David, fué allí lleno de regocijo 2 con los ancianos de Israel y los guerreros más escogidos y trasladó el Arca del Señor a Sión con gran aparato, formando en la comitiva todo Israel. Acompañaban el Arca siete coros de músicos que tañían arpas, citaras, liras, trompetas y timbales, clarines y cimbalos . David iba delante de los sacerdotes con un vestido de biso y con efod 4, tañendo el arpa y cantando; y danzaba lleno de santo entusiasmo. Para esta fiesta debió de componer el

#### Salmo 23

Del Señor es la tierra y cuanto ella encierra; el mundo y todos los que en él viven.

Porque El la fundó sobre los mares, y la estableció sobre los ríos .

¿Quién subirá al monte del Señor? ¿O quién estará en su lugar santo?

El inocente de manos y de corazón limpio, el que no entrega su alma a la mentira, ni jura con engaño a su prójimo.

Este recibirá bendición del Señor, v misericordia de Dios, salvador suyo.

Esta es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro del Dios de Jacob.

¡ Alzad, oh principes, vuestras puertas , y levantaos, puertas eterv entrará el rey de la gloria! [nas 7.

¿Quién es este rev de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor fuerte en las batallas.

¡ Alzad, oh principes, vuestras puertas, y levantaos, puertas eternas, y entrará el rey de la gloria!

¿Quién es este rey de la gloria? ¡El Señor de los ejércitos El es el rey de la gloria!» 8

511. Y cuando los que llevaban el Arca del Señor habían dado seis pasos, mandaba David sacrificar un buey y un carnero 9. Aun mayores fueron los

con movimientos rítmicos ondulantes y giratorios y danzas típicas han formado siempre parte de los ritos religiosos orienteles. Cfr. Keppler, Wanderfahrten 147 88 

'No sería el efod ponifical, sino alguna prenda parecida; lo mismo en 1 Reg. 2, 18; 22, 18. Aquí

«con un vestido de biso».

\* Es decir : considerad quién es el que va a reinar desde este momento en Sión : el Creador omni-

Obededom era levita, según 1 Par. 16, 3; Get, su patria, no es la ciudad filistea (cfr. núm. 486), sino la ciudad levítica Get-Remmón, de la tribu de Dan (Ios. 21, 24 s.). Si a la sazón vivía en su casa, prueba es de hallarse situada la ciudad entre Cariatiarim y Jerusalén. Cfr. núm. 451; LB II 409.
 1 Par. 15, 25.
 Servíanse de la música los pueblos antiguos sobre todo para fines religiosos. Rondas festivas su casa de la música los pueblos antiguos sobre todo para fines religiosos. Rondas festivas

cuadra bien la explicación dada en el núm, 318 acerca del ejad-bad, prenda análoga a la stola romana. Tal vez lo de I Par. 15, 27: «estaba vestido con un ejod-bad» sea una adición a la frase anterior:

potente de ciclo y tierra.

\* Es decir: «Abrid las puertas, vosotros magnates de la ciudad o prepósitos del Tabernáculo»; el hebreo dice así: «Vosotras, puertas, levantad vuestras cabezas» (levantaos y ensanchaos). Estas palabras suponen que la procesión llesa ya a las puertas de Sión.

suponen que la procession lles a ya a las puertas de Sion.

<sup>7</sup> David llama a las puertas de Sión œternas», por su firmeza y gran antigüedad.

<sup>8</sup> La pregunta reiterada: «¿quién es este rey de la gloria?», puesta en boca del que sale al encuentro de la procesión, aludido momentos antes, es de gran efecto dramático.

<sup>8</sup> Para comenzar la procesión (cfr. I Par. 15, 26). Suponen falsamente algunos que cada seis passes repetía el sacrificio. De donde en un trayecto de 10 Km. el número de víctimas habría ascendido a 3000, que no parece excesivo si se mira a la distribución de carne (de las víctimas), pan y flor de bacico que siguid habría. harina, que siguió luego. Pero entonces ¿cuándo habría llegado a su término la procesión?

sacrificios cuando el Arca fué colocada en el Tabernáculo que hizo construir en Sión 1. Encargó al levita Asaf y a su linaje, para que sirvieran por orden, día y noche, ante el Arca. A Obededom y a sus hermanos les dió el cargo de porteros. Designó al sumo sacerdote Sadoc y a sus hermanos, de la familia de Eleazar, para que ofreciesen sacrificios en el Tabernáculo que se conservaba en Gabaón; y a Hemán e Iditún, para que cuidasen de la música sagrada. Por remate de todo bendijo al pueblo, mandó distribuir a todos pan, carne y tortas (bollos, flor de harina frita en aceite), y los despidió ?,

Al retirarse David a su casa, salióle al encuentro su mujer Micol, hija de Saúl, y se burló de él, diciendo: «¡ Qué magnífico se ha mostrado hoy el rey de Israel, desnudándose delante de las criadas de sus siervos como hacen los bufones». Y David respondió a Micol: «He danzado delante del Señor, que me escogió en lugar de tu padre y de toda su descendencia, y me hizo caudillo sobre su pueblo. En su acatamiento me abatiré aún más y me humillaré y a los ojos de las criadas, de que hablaste, pareceré más glorioso». De aquí el no haber

tenido hijos Micol, hija de Saúl, hasta el día de su muerte 4.

512. Los instrumentos músicos de que habla la Sagrada Escritura, sin describirlos, son los mismos que se usaban en Egipto, Babilonia 5 y otros pue-



Fig. 60. — Tañedoras egipcias de arpa, flauta, laúd, lira y pandero. Pintura mural egipcia (según Champollion)

Cfr. 1 Par. 15 s.

Micol echa en cara a David que, danzando en efod, se hubiese expuesto desnudo a la burla de sus criadas. David le responde : prefiero buscar mi gloria en honrar a Dios con los humildes del pueblo. que imitar a tu padre en el orgullo, que le privó del reino. David no pudo danzar desnudo; pues el vestido de biso y el efod-bad no eran mero pañete. Cfr. ZKTh 1905, 576.

4 II Reg. 21, 8 habla de cinco hijos de Micol, habidos de Hadriel, hijo de Berzellai; lo explican

algunos, suponiendo que Micol, siendo estéril, adoptó por suyos a los hijos de su hermana Merob, casada con Hadriel (1 Reg. 18, 19). Pero es probable que el copista escribiese erróneamente a Micolo por a Merobo. Porque el texto sagrado habla de la esterlidad de Micol en los años posteriores y da de ello la razón el original hebreo. David (en justo castigo de la burla que Micol hiciera de él) cortó

las relaciones matrimoniales con ella: en quiso pertenecerle ya más hasta el día de su muerten.

\* Cfr. Ermann, Aegypten 284 ss.; Weiss, Die Musikulischen Instrumente in den heiligen Schriften des AT (Graz 1895); Rb 603. La figura más antigua de instrumento músico que poseemos, es una escultura babilónica en la que se representa una lira de once cuerdos. De Sarzee encontró la misma escultura en Telloh (sur de Babilonia). El poeta Timoteo de Mileto, que vivió en el siglo iv a. Cr., se gloriaba de haber introducido este instrumento entre los griegos. Todavía es más interesante el hecho de pertenecer al inventario de los reyes orientales «cantores y cantoras», como lo atestigua para el tiempo de David II Reg. 19, 36. Salomón hizo colección de proverbios y canciones (según los modernos, measo el tantas veces mencionado Libro de las Batallas del Señor y el Libro de los Justos [¿de las enuciones?]); acaso fueran canciones guerreras o heroicas, que hubiesen de ejecutar los cantores. Es tumblén significativo que Senaquerib de Asiria (por el año 700; cfr. núm. 630) se jactara de haber rocibido del rey Ezequías, entre otros tributos, «músicos y músicas». Los vemos también representados

Cuando el Arca de la Alianza cayó en manos de los filisteos, el Tabernáculo quedó en Silo; de allí fué trasladado más tarde a Nobe con el altar de los holocaustos, y finalmente de aquí a Gabaón (cfr. núm. 418). David no quiso cambiar nada que Dios no se lo hubiera manifestado por medio de especial revelación; de aquí que, habiendose envejecido el Tabernáculo, mandó se hiciera otro nuevo digno de la santidad del Arca de la Alianza, seguramente según el modelo del antiguo. Nombró sumo sacerdote a Abiatar, del linaje de Itamar, para que ejerciese las funciones pontificales en este nuevo Tabernáculo, y no a Sadoc, de la línea de Eleazar, designado por Saúl. Según Kugler, la deposición de Sadoc acarreó el conflicto de que antes hemos hablado (pág. 423, nota 9); conflicto que se resolvió creando David un doble pontificado (en Jerusalén y Gabaón), y obligando a Sadoc a ceder la primacía a Abiatar.

blos antiguos. Por descubrimientos sepulcrales, inscripciones gráficas y otras noticias se puede determinar con seguridad la naturaleza de tales instrumenton. Los principales eran los siguientes:



Fig. 61. - Tañedor de arpa. Pintura mural de un sepulcro, en Benihasán. (Hacia 2625-2475 a. Cr.).

Instrumentos de cuerda: a) El arpa (asiria) (fig. 60, 61 y lám. 2 e), inse trumento triangular de gran tamaño, de doce o veinticuatro cuerdas que se pulsaba con los dedos. — b.) La citara (Kinnor), instrumento pequeño cuadrangular de madera de ciprés y sándalo, a veces de tres cuerdas, pero comúnmente de ocho o diez; se pulsaba por lo general con una varilla (ploctrum). — c) El Nebel, especie de arpa do tres a doce cuerdas. — d) La lira, que encontramos representada en monedas de los Macabeos, especialmente de Simón. — e) La sambuca, usada entre los babilonios 1; por fin f) La sinfonia 2, instrumento de viento según algunos, algo así como la cornamusa o la chirimía.

> Instrumentos de viento: a) El órgano (Ugab), flauta pastoril de caña 3. b) La chirimia (asirio-babilónica) (fistula), compuesta de varias flautas 4. - c) La flauta (Chail), tubo sencillo o doble, de caña, hueso o madera, con orificios 5 (figs. 60 y 65). — d) El cuerno (Schofar, búccina), de

cuerno de vaca. — e) La trompeta (tuba).

3. Instrumentos de percusión: a) El timbal de mano (tympanum) 6. - b) El cimbalo, de dos piezas cóncavas de metal (platillos, platos, castañuelas), que se percutían una con otra (fig. 63). c) El sistro, procedente de Egipto, aro metálico en forma de herra-



Fig. 62. Sistro Londres. (Brit. Mus.).



Fig. 63. Címbalo egipcio. Londres. (Brit. Mus.).



Campanillas egipcias. Londres, (Brit. Mus.).



Fig. 65. Taza fenicia con escenas de sacrificios y mujeres tañedoras. (Según Ceccoldi).

dura, provisto de un puño y atravesado por cuatro varillas, también enetálicas, que sonaban al ser agitadas  $^{7}$  (fig. 62). — d) Campanillas  $^{8}$  (fig. 64).

513. Transportada el Arca del Señor a Sión, y habiendo el Señor

en monumentos asirios (cfr. ATAO3 481, 530). Concluyese de ello que la música instrumental so cultivaba con esmero en Jerusalén ya antes de la cautividad y se empleaba en el culto, como lo da a entender I Par. 15 (v. núm. 510), no como arte autónomo a la manera de orquesta, sino para acompañar los cantos religiosos.

Dan. 3, 5.
1s. 5, 12. lerem. 48, 36.
1I Reg. 6, 7. C!r. núm. 267.

Dan. 3, 5. <sup>3</sup> Dan. 3, 5.

Gen. 4, 21. Iob 21, 12. Ps. 150, 4.
Dan. 3, 5.

concedido a David paz con todos los enemigos 1, creyó el Rey llegado el tiempo 2 de edificar al Señor un Templo sólido y magnífico, en vez de la tienda pequeña y movible. Dijo, pues, un día al profeta Natán: «¿ No ves que yo habito en una casa de cedro, y el Arca de Dios está sólo al cubierto de pieles?» Mirando las cosas por el lado humano, Natán no podía menos de aprobar los propósitos del Rey; por eso le contestó: «Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor es contigo». Y aconteció aque-Illi misma noche, que el Señor habló a Natán, diciendo 4: «Anda y di a mi siervo David: No me edificarás tú una casa. Esto dice el Señor de los ejércitos: Yo te tomé de los pastos cuando ibas siguiendo las ovejas, para que fueses caudillo sobre mi pueblo de Israel; y he estado contigo en todo duuto has andado, y he exterminado delante de ti a todos tus enemigos; y he hecho tu nombre ilustre, como lo es el de los grandes que hay sobre la tierra, y he deparado lugar fijo para mi pueblo Israel, para que viva en él y no sea inquietado. Yo te daré paz de todos tus enemigos. El Señor te dice desde ahora que él te edificará una casa 4, Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, levantaré en pos de ti un hijo tuyo, que procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Este edificará un templo, y yo afirmaré su regio trono para siempre. Yo seré para él padre; y él me será hijo; y si cometiere alguna cosa injusta, le corregiré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Mas no apartaré de él mi misericordia, como la aparté de Saúl, a quien deseché de mi presencia. Y será fiel tu casa, y tu reino se perpetuará delante de ti, y tu trono será firme para siempre .

Natán comunicó estas palabras al Rey. Y David presentóse delante del Señor en el Tabernáculo, y dijo: «¿Quién soy yo, Señor Dios, y cuál es mi casa, para haberme elevado hasta este punto? Y aun esto ha parecido poco en tus ojos, Señor Dios, pues has hablado también de la casa de tu siervo para siglos venideros. ¿Qué más podía desear David, pues de tal manera has glorificado a tu siervo? ¡Señor! que tu promesa se cumpla para siempre, para que tu nombre sea engrandecido eternamente, y se diga: El Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel y la casa de tu siervo

Refiérese aquí el Texto Sagrado no sólo a las victorias mencionadas en el núm. 507, sino también a las de 8, 1-10-19; de suerte que el relato de la promesa sigue al de la traslación del Arca por farmes objetivas, y no cronológicas. Acaso esté relacionado el proyecto de construir un Templo al Señor um la penitencia que por su pecado hizo David; cfr. núm. 534 ss.

Oue el mismo Dios había indicado (cfr. Deut. 12, 10 ss.).

Cfr. 1 Par. 22, 8 ss.; 28, 3. No sin razón ven algunos en la conducta de Natán una prueba de que las profecías siguientes no son meras conjeturas humanas, sino revelaciones divinas. En un principio parecióle bien a Natán el proyecto de David; no pensaba él entonces en profecías. Pero luminado por Dios, expuso al Rey que no había de edificar él una casa a Dios, sino que Dios se la había de edificar a él.

había de edificar a él.

Fundará un linaje duradero, un reino hereditario.

Acerca de esta promesa y su relación al Mesias, cfr. núm. 518. El mismo relato, con pequeñas diferencias accidentales, encontramos en 1 Par. 17. Lo completan algunas manifestaciones puestas en literencias accidentales, encontramos en 1 Par. 17. Lo completan algunas manifestaciones puestas en linea de David. I Par. 22, 7-10 y 28, 2-9. Según las Crónicas, David no es el destinado a edificar al Señor un Templo, porque ha vivido ocupado en guerras y ha derramado mucha sangre; pero reúne los muteriales y hace todos los preparativos, recomendando a Salomón con interés que lleve a cabo el proyecto. Salomón dice también (III Reg. 5, 3-5) que su padre David no pudo edificar el Templo nor las muchas guerras que le tuvieron siempre ocupado. Esta razón es comprensible, suficiente y completamente verdadera para dicha a un príncipe extranjero; pero no deja de sorprender que nada diga Salomón de los materiales que, según I Par. 22, 4, David adquirió de tirios y sidonios, ni de los planos proyectados, ni de las provisiones reunidas (I Par. 28, 11 ss.). No es del todo claro hasta que pundo se achaca a David las guerras y la sangre vertida. Si se trata de las justas guerras que menciona la Biblia, realmente no quedó tiempo a David para edificar el Templo, o Dios no quiso de dificara mentras el pueblo no disfrutase de paz. Pero como se pone en boca del mismo David la censura por la sangre derramada, es de sospechar que se refiera a guerras injustas no relatadas en la Biblia, y fuese pronunciada por Natán (cfr. la reprensión y el castigo por el censo, hecho segumente con fines belicos; núm. 548). Acaso la promesa o la profecia fuera comunicada a David en distitutas ocasiones: primero: ¿Piensas edificarem una casa? No, yo soy quien voy a edificarla para ti; huego i no tú, sino tu hijo; finalmente: tú, de ninguna manera, porque has batallado mucho (innecentina e injustamente). Estos distintos grados del aviso divino no están suficientemente distinguidos en l

David subsiste delante del Señor. Tú has comenzado a bendecir la casa de tu siervo; y si tú la bendices, oh, Señor, bendecida será eternamente».

David consiguió victorias sobre victorias. Humilló de nuevo a los filisteos, conquistó Get y otras ciudades limítrofes. Destrozó a los moabitas y los hizo tributarios 1. Derrotó a Adarecer, rey de Soba, e hízole prisioneros 1.700 jinetes y 2.000 de a pie, capturó muchos carros de guerra, que destruyó, no dejando más que cien, y extendió los límites de su reino hasta el Eufrates 1. Mató a 22.000 sirios que habían ido en auxilio de Adarecer; dejó guarnición en Damasco, capital de Siria, e hizo tributario este reino. Llevóse las armas de oro que tenían los cortesanos de Adarecer, y trájolas a Jerusalén, junto con una gran cantidad de cobre que halló en las ciudades de este rey. Habiendo oído Tou, rey de Emat , que David había destrozado a su enemigo Adarecer, envió a Joram, su hijo, a que le cumplimentara, le diera gracias y ofreciera ricos presentes de alhajas de oro, plata y bronce; David destinó estos dones para la construcción del Templo del Señor, como hacía con el oro y plata de todos los pueblos sojuzgados. También sometió a los idumeos, matando a 18.000 de ellos en el valle de las Salinas 4, al volver de la campaña de Siria ; dejó guarnición en aquel país y lo hizo tributario hasta Asiongaber 1.

Todas las dichas proezas llevó a cabo David parte por sí mismo, parte por medio de treinta héroes (esto es, oficiales valientes), que a sus órdenes mandaban el ejército. Descuellan entre éstos 6 Jesbaán, Eleazar y Semma. Sólo Jesbaán mató a 800 hombres en una batalla. Sucedió en cierta ocasión, que el pueblo comenzó a huir de los filisteos; y Eleazar, con otros dos, les hizo frente y les estuvo hiriendo, hasta que de cansancio no podía sostener ya la espada. Análoga hazaña llevó a cabo Semma. Pero la proeza más heroica la realizaron los tres juntos, una vez que los filisteos estaban acampados en el valle de Rafaim y una división de ellos nabía tomado Belén. Era el tiempo de la siega; y David, atormentado por la sed, exclamó: «¡Oh si alguno me diera a beber agua de la cisterna que hay en Belén junto a la puerta!» 7. Al punto partieron nuestros tres valientes; y atravesando el campamento enemigo, sacaron agua de la cisterna y se la llevaron a David. Mas éste no la quiso beber, sino la derramó en obsequio del Señor (sacrificio de libación) y dijo: «Dios me libre de tal cosa. ¿Habría yo de beber la sangre de estos valientes 8 que han ido a exponer su vida?»

II Reg. 8, 2, dice que David derrotó a los moabitas y los midió con el cordel de esta manera : les hizo echarse en el suelo, y midió con el cordel dos medidas para hacer morir y una para dejar con vida; los agraciados le quedaron tributarios. David entregó, por consiguiente, a la muerte n dos terceras partes de los habitantes. Este proceder es duro y aun cruel; pero hay que juzgarlos según el derecho de guerra oriental antiguo, no como un desahogo de crueldad personal. Dios había recomendado a Israel que no tratase hostilmente a los moabitas (cfr. Deut. 2, 9; núm. 156), y David les había tratado amistosamente (v. núm. 488). Al conducirse ahora con tanto rigor, debió de tener razones especiales; probablemente no hizo sino pagar con la misma moneda crueles desafueros de los moabitas;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Acerca de la situación de Soba véase núm. 476. En II Reg. 8, 4: «David destrozó a Adarecer cuando salió a campaña para extender sus dominios hasta el río», la Vulgata da una buena interpretación al texto hebreo críticamente inseguro. Algunos comentaristas ponen «Adarecer» por sujeto de la oración subordinada. David con su victoria impidió que Adarecer extendiese sus dominios hasta el «río». San Jerónimo interpreta el Eufrates. Los modernos, en cambio, opinan que este río es el Nahr el-Kásimiye, llamado Eleutheros (el aingente») por los griegos. Cír. ATAO<sup>3</sup> 500. — La historia profana explica hoy perfectamente la posibilidad de estas conquistas y el pacífico desarrollo de Israel. Con el victorioso Tiglatpilescr (Teglatfalasar I, hacia el 1100 a. Cr.) termina el primer período de esplendor del reino asirio; luego comienza a decarer, perdiendo todas las conquistas hechas al occidente del Eufrates. Por esto no hubo ejército asirio que se opusiera a la penetración de David (hasta el Eufrates). También Egipto se encontraba en plena decadencia desde 1100 a. Cr.: disensiones intestinas y ataques del enemigo (de Libia y Etiopía) le impedían hacer valer su influjo en Asia. En tiempo de Sesac (hacia el 930 a. Cr.) comenzó a rehacerse, para caer de nuevo en la postración de que se levantó poco a poco al comenzar el siglo viii.

Opinan unos que Emat es Epichania de Siria, en la ribera del Orontes (hoy Hama), 220 Km. al norte de los confines septentrionales de Palestina; otros creen que se trata de Emat Soba, mencionada en II Par. 8, 3, que fue sometida por Salomón; la elección no es dudosa, si fijamos Soba en Bega nambién se nombra un Hamoth Dor en los. 21, 22 al norte de Galilea (Emath 19, 35), al sur del Hermón, en donde está el introitus Emath, el camino de Emat, un paso estrecho entre el Líbano

el Hermón. I.B II 128, 447. Rb 145.

Cfr. núm. 157.

Cfr. núm. 360 1 Par. 11. H Reg. 23, 8 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Esta cisterna, frecuentada por él desde la niñez, es probablemente la misma que vemos hoy , Km. al nordeste de Belén, en un monte separado de la ciudad por el valle Charrub (o de lon algarrobos), 100 m. a la izquierda del camino. Es una gran cueva con una abertura de 3 a 4 m. tallada en la roca; tiene 6-7 m. de profundidad. El agua, que le viene de la fuente de Etam, es excelente. Hoy está en posesión de los católicos.

Da este numbre al agua, porque la han traído tres héroes con gravísimo riesgo de su vida.

515. No se contentó David con dar seguridad y esplendor a su reino extenormente. Soberano piadoso y timorato, tuvo buen cuidado de administrar derecho y justicia a todo su pueblo. El mismo, iluminado por el Espíritu Santo, nos describe cuál fuera su norma de gobierno, en el Salmo 100, que por esta razón suele llamarse espejo de principes 1:

¿Cantaré tu misericordia y tu justicia, Señor, cantaré tus alabanzas?

Cuidaré de caminar por senda inmaculada; ¿cuándo vendrás a mí? 2 Andaré en medio de mi casa en inocencia de corazón.

No quiero poner la mira en cosa injusta, aborrezco a los que obran mal.

No tendrá cabida conmigo el hombre de corazón depravado ... ni quiero conocer al malvado que de mí 4 se aparta.

Perseguiré a quien calumnie a su prójimo, no admitiré en mi mesa al hombre de ojos altaneros y de corazón insaciable .

Mis ojos buscarán a los hombres fieles del país, para que habiten Quienes procedan sin mancilla, esos serán mis ministros.

No morará en mi casa el que obre con soberbia o dolo, ni hallará gracia a mis ojos quien hable iniquidad.

Cada día quiero exterminar del país a los criminales, extirpar a los malhechores de la ciudad del Señor.

En conformidad con tan loables deseos, David supo rodearse de hombres ldóneos para todos los ramos de su gobierno. Joab era un excelente general, por lo que le puso al frente de todo su ejército. A Josafat, hombre de mucha cultura, le hizo canciller, esto es, cronista del reino y primer ministro del rey. A Sadoc y Abiatar encomendó el cuidado del culto, en calidad de sumos sacerdotes 6. A Saratas le hizo su secretario; incumbía como a tal la estadística del reino, es decir, todo lo referente al Estado en los distintos aspectos, en particulur las tablas genealógicas y las listas militares. Banaias era jefe de la guardia del rey 7. Finalmente, los hijos de David eran miembros del consejo real 8.

516. Pero David coronó sus sabias reglas de gobierno y sus virtudes de principe con las bondades que, aun rodeado de ventura y magnificendin, no olvidó dispensar a aquellos que le habían favorecido en días de afficción. Preguntó cierto día David: «¿ No ha quedado alguno de la casa de Saul, a quien pueda yo hacer bien por amor a Jonatás?» Respondiéronle que en Galaad, en casa de Maquir, había un hijo de Jonatás, llama-

Es esta frase un suspiro y anhelo por la proximidad de Dios; san Atanasio, entre otros, la relaciona con la traslación del Arca a Sión (cfr. Exod. 20, 21 y 24); otros suponen que David quiere esperant el ansia de la divina gracia, sin la cual no puede llevar vida inmaculada.

Apartaré de mí a los hombres de cruel corazón.

<sup>6</sup> del Salmo está a tono con los sentimientos del piadoso David... Para la interpretación es importante determinar los tiempos verbales de las oraciones principales... Hay razón para atribuir al tiempo pando de la l'ulgata el sentido propio del imperfecto (futuro) hebreo; éste indica una acción que se n menudo o constantemente (prácticas rutinarias)» (Hoberg, Psalmen<sup>2</sup> 361). No hay razones suf-para atribuir el Salmo a época posterior y considerarlo como «espejo de la comunidad piadosa».

decir, de mi manera de pensar acerca del temor de Dios.

Excluyo de mi compañía a los soberbios y avaros

<sup>1</sup> Cfr. num. 511. fra uno de los 30 héroes. Habiendo visto una vez en la nieve las huellas de un león, siguiólas y did muerte a la fiera en un cisterna. Otra vez, provisto de un palo, mató a un fornido egipcio la murri?), armado de lanza, que había blasfemado de Dios (II Reg. 23, 20 ss.).

on hi dignidad «sacerdotal» y que las versiones antiguas traducen rectamente por «oficial de la representante, consejero». Léase también en II Reg. 20, 26 y III Reg. 4, 5; y en ambos casos por el contexto que se trata de un título muy distinto del de «sacerdote del Señor». El autor the low Parallepomenos (1 Par. 18, 17) usa de la perifrasis : «los primeros al servicio del rey». Cir. Kugler. Fon Moses bis Paulus 343 ss.

do Mifiboset, estropeado de ambos pies. Hízole venir David y le dijo: «No temas. Pues yo pienso colmarte de mercedes, por amor a tu padre, y restituirte todas las heredades de tu abuelo Saúl; y comerás siempre en mi mesa (como uno de los hijos del rey)». Dióle, pues, David las haciendas para él y sus descendientes; y el linaje de Saúl tuvo en siglos posteriores un puesto distinguido en la historia de Israel. (Cfr. I Par. 8, 33 ss.)

517. De igual suerte se condujo con Naas, rey de los ammonitas, de quien antes recibiera merced 1. En efecto, como a la muerte de este rey hubiese subido al trono su hijo Hanón, dijo David: «Quiero demostrar mi afecto a Hanón, por lo que su padre hizo conmigo». Y le envió una embajada para darle el pésame por la muerte de su padre Naas. Mas este acto de gratitud complicó a David en recia y peligrosa guerra con Hanón y otros poderosos vecinos paga-nos. La victoria de David sobre todos ellos es símbolo del triunfo del reino

mesiánico sobre todos los poderes rebeldes del mundo.

Los magnates de los ammonitas, desconfiando de David, acaso por las victorias anteriores, dijeron a Hanón: «¿Crees tú que David te ha enviado mensajeros para consolarte y honrar así la memoria de tu padre, y no más bien para espiar y reconocer la ciudad y destruirla?» Dió oídos Hanón a la sospecha, mandó rapar la mitad de la barba <sup>2</sup> a los enviados de David en señal de ultraje v cortarles los vestidos hasta cerca de la cintura v los despidió. Gran indignación produjo a David aquella afrenta, que equivalía a una declaración de guerra; por el momento mandó a sus enviados permanecer en Jericó hasta que les creciese la barba.

Los ammonitas tomaron a sueldo 33.000 hombres de algunos reves sirios. David envió contra ellos a Joab con todas las tropas. Colocáronse ambos ejércitos en orden de batalla a las puertas de la capital Rabaat-Ammón , quedando Joab con los suyos entre los ammonitas y las tropas auxiliares que éstos habían traído de Siria. No por ello se desalentó el general israelita. Encomendando a su hermano Abisaí la mayor parte del ejército, le ordenó atacar a los ammonitas, mientras él, con los más escogidos, arremetía contra los sirios y lograba ponerlos en precipitada fuga. También los ammonitas fueron desbaratados y hubieron de refugiarse en la ciudad. Joab regresó victorioso a Jerusalén . Temerosos los sirios de que David quisiera tomar venganza de ellos por el

auxilio prestado a los ammonitas, y alentados por el regreso de Joab, reuniéronse de nuevo; Adarecer llamó a los sirios de allende el Eufrates y juntó de ellos un ejército a las órdenes de su general Sobac Avisado David, reunió todas las tropas, pasó el Jordán y les presentó batalla en Helam 6; quitóles 7.000 carros, mató 40.000 hombres de a pie y de a caballo, entre ellos a Sobac; 50.000 buscaron su salvación en la huída 7. Con esto quedaron sometidos los

Naas es sin duda el mismo a quien Saúl derrotó a las puertas de labes (cfr. núm. 472). Perseguido David por Saúl, debió de encontrar refugio y amparo en casa de Naas, como lo halló en el palacio del rev de los moabitas (cfr. núm. 488).

<sup>2</sup> Considerábase la barba como un importante ornato corporal que distinguía al hombre de la

sirios.

\* Cfr. núm. 424. Sin duda había aprovechado Sobac esta guerra para rebelarse contra David.

\* La ciudad nos es desconocida; del contexto se desprende que estaba situada al otro lado del Jordán; mas no hacía el Eufrates, como antes se creía, sino, según Kautzsch, «al norte del país transjordánico, acaso en el valle del Jarmuk»; opinan otros que se trata de Alimis de Galaad, men-

transpardanto, acaso en el vante del jarintore, opinari otros que se trata de Aninis de Variado, increcionada en I Mach. 5, 26. Rb 23 y 107.

Terror Cfr. I Par. 19, 18. Las cifras relativas al número de carros y de muertos (jinetes e infantes) son distintas en ambos pasajes, y en las versiones antiguas; lo cual bien priede ser descuido de los copistas. Ambos relatos coinciden en lo sustancial; los datos numéricos no son críticamente seguros, ni tampoco tienen importancia capital para el objeto del relato.

toujer, y al libre, del esclavo; de ahí que su pérdida se reputase como un deshonor (cfr. núm. 201). Por esto Isaías (7, 20), para anunciar a Judá la terrible derrota que le han de hacer sufrir los asirios, les dice que serán raídas sus cabezas y sus barbas. Sólo en las grandes calamidades solían los hebreos raer o mesarse las barbas para significar el extremo dolor, ante el cual nada valían las cosas más

raer o mesarse las parpas para significar el extremo dolor, ante el cual naon valum las cosas mas estimadas (cfr. lerem. 41, 5; I Esdr. 9, 3).

Rabaat-Ammón (cfr. núm. 375, 534, 538) estaba situada en la ribera de un afluente del río Jabok (cfr. núm. 170); componíanla dos barrios, alto (ciudad del Rey) y bajo (ciudad del Agua), que se extendía al sur por un fértil valle. Destruída por David, fué reedificada más tarde por los ammonitas, y embellecida en el siglo III a. Cr. por el rey de Egipto, Ptolomeo II Filadelfo (cfr. núm. 725), quien le dió el nombre de Filadelfia. En tiempo de Jesucristo pertenecía a Decápolis de Perea, y posteriormente fué sede episcopal. Conquistado el país por los árabos, perdió la ciudad su importancia. Un dembler la reduira esconbres. Sue ruinas son de lo más grandioso que se puede admirar allende temblor la redujo a escombros. Sus ruinas son de lo más grandioso que se puede admirar allende el Jordán (cfr. HL 1883, 152; Rb 299).

\* Probablemente por la pruximidad del invierno. En la primavera siguiente había de comenzar de nuevo la lucha contra los ammonitas (cfr. núm. 534).

518. La promesa comunicada a David por el profeta Natán 1 es una de las grandes profecías mesiánicas que Dios solía hacer en los momentos críticos de la historia de su pueblo. Refiérese esta profecía a la descendencia de David; mas las expresiones no consienten aplicarla ni a Salomón, ni a otro descendiente humano; obligan a buscar el cumplimiento verdadero en el Mesías, hacia el cual va dirigida desde el principio la esperanza de la humanidad y del pueblo de Dios; en el Mesías, que designado antes como hijo de Abraham, Isaac, Jacob v Judá, es anunciado y esperado en adelante como hijo de David. Cuatro puntos principales descuellan en la profecía, cuyo cumplimiento comienza simbólicamente en Salomón, se continúa a través de todos los descendientes de David y se termina en el Mesías: a) inmutabilidad y eternidad del trono de David; b) duración perpetua de la descendencia davídica que ha de ocupar el trono; c) íntima unión con Dios, que no será destruída ni siguiera por los pecados de los descendientes de David, aunque cada uno reciba su merecido; d) construcción de la casa de Dios.

La construcción de la casa de Dios no fué asunto que se terminara con Salomón. Este llama al Templo «lugar de la morada eterna de Dios» ", como eternos habían de ser el trono y la dinastía de David. Ahora bien, no podía cumplirse la promesa en el Templo construído por manos de hombres, sino en el que edificó el Hijo de David al hacerse hombre para habitar eternamente en el templo de su cuerpo y en la Iglesia, que en la tierra no puede ser destruída por los poderes del infierno, y en el cielo durará eternamente «como mansión de Dios entre los hombres» . — Dios quiso en cierta manera ser padre de Salomón, y que Salomón fuera hijo suyo. Esta relación íntima no se efectuó completamente en Salomón ni en sus sucesores, sino en el Hijo muy amado, engendrado desde la eternidad, en quien el Padre había de tener eternamente sus complacencias. — El trono de David cayó en poder de los babilonios; pero Dios lo restauró al anunciar el ángel el nacimiento y el eterno señorío del Mesías, y cuando éste ocupó el trono de su gloria a la diestra del Padre. Por donde la descendencia de David vive eternamente como dinastía real sólo en el Mesías, contra quien nada pueden todos los poderes del mundo y a quien ofrendan vasallaje todas las naciones del mundo.

519. Esta profecía se aplicó siempre al Mesías, y nunca se la consideró cumplida en Salomón. El mismo David la entiende en sentido mesiánico, como se echa de ver en su acción de gracias 4; cuando habla de las promesas para un «futuro lejano» y del cumplimiento de las mismas «para siempre» 5; cuando en sus postreras palabras anuncia al adominador de todos los hombres, al justo dominador de los que temen a Dios», y cuando habla de la «eterna alianza» que Dios hizo con él. Pero donde más claramente se manifiesta el pensamiento de David es en los Salmos , en los cuales describe al Mesías de una manera magnífica, como Hijo y Señor suyo, Hijo de Dios, Rey instituído por Dios, Rey que anunciará los divinos decretos desde Sión a todos los reves y pueblos, extenderá el reino de la verdad y justicia sobre toda la tierra, aniquilará a los rebeldes y hará felices a todos los que en él confían. Los Salmos 44, 71, 88, 137 (cfr. núm. 524 ss.) explanan aún más estas ideas 8. Nuevas revelaciones van ilustrando cada vez más la promesa davídica. Los profetas llaman al Mesías «Hijo de David» y también «David» 10; es el retoño de la raíz de Jesé 11; en él será restaurada la tienda derruída de David 12. Y fundándose en la promesa davídica esperan los judios un Mesías Hijo de David y Rey poderoso del futuro,

Véase página 427 s. y Hummelauer, Comm. in lib. Sammuelis 321.

III Reg. 8, 13.

Apoc. 21, 3. 11 Reg. 7, 19 ss.

No en vano se repite por tres veces apara siempre» en la promesa, y cinco veces en la acción de gracias de David.

<sup>\* 11</sup> Reg. 23, 1 ss.; cfr. núm. 547.

\* Cfr. especialmente Ps. 2 y 100; núm. 521 ss.

\* «El permanece mientras el sol y la luna brillan en el cielo, por todas las generaciones; su justicia y su paz duran hasta que la luna desaparezca; su trono como los días del cielo por toda la eternidado, etc. — ¿Quién se atreverá a aplicar tales expresiones a la duración de un reino meramente humano?

 <sup>1</sup>s. 9, 7. Ierem. 23, 5
 1erem. 30, 9. Ezech. 34, 23 8.; 37, 24 s. Osee 3, 5

<sup>11</sup> Is. 11, 1. 10 Amos 9, 11.

como lo demuestran numerosos pasajes de los Evangelios 1. También los santos Padres y Doctores de la Iglesia han entendido la promesa en sentido mesiánico. El cumplimiento en Cristo y en la Iglesia declara de una manera incontrovertible cuál sea el sentido que Dios le atribuyera.

### Salmos de David. Profecías acerca del Redentor

David, héroe esforzado y rey poderoso, es también el «cantor eximio de Israel» (II Reg. 23, 1), el autor de los Salmos religiosos destinados al culto. Despertósele ya en sus años de pastor el sentimiento de la música y de la poesía; mas en las variadas pruebas y vicisitudes de su agitada vida adquirió los majestuosos y elevados vuelos que despliega el Rey-Profeta al instaurar con piadoso celo el orden y magnificencia del servicio divino. Inspirado por Dios, compuso y compiló David canciones sagradas para el culto y anunció en algunas de ellas (Salmos mesiánicos) la buena nueva del Redentor y de su reino.

El Libro de los Salmos 2 o Salterio es una colección de 150 Salmos 3, distribuídos actualmente en cinco partes . Debió de comenzarla David cuando introdujo la música en el culto, componiendo varias canciones que en adelante constituyeron una parte principal de los oficios solemnes. Reves posteriores (Salomón, Ezequías, Josías) que restablecieron o reformaron el culto, hicieron nuevas colecciones de Salmos Reunido todo este tesoro salmódico después de la reedificación del Templo por obra de Esdras o Nehemías, resultó el Salterio que todavía usa la Iglesia en el Oficio Divino. Es seguro haberse terminado la colección en época anterior a los Macabeos, pues la versión griega contiene

150 Salmos.

Van generalmente encabezados por un epígrafe en que se lee el nombre del autor y a veces se encuentran indicaciones acerca del motivo de la composición, o advertencias acerca de la manera de cantarlos. Estos epígrafes no son primitivos, pero sí muy antiguos, pues los adoptó la versión griega. Según ellos, la mayor parte de los Salmos son de David (73 en el texto hebreo. 84 en la de los LXX). Además del nombre del Rey-Profeta, se leen también los de Moisés, Salomón, Asaf, Hemán, Etán y de los hijos de Coré . Opinan los críticos que los Salmos se compusieron en el último período de la literatura hebrea, y apenas adjudican a David un solo Salmo. Pero la existencia de la poesía religiosa (himnos a manera de Salmos, oraciones penitenciarias y suplicatorias) en Egipto y Babilonia, induce a creer que Israel, puente en cierto modo entre las dos naciones civilizadas de la antigüedad, no se habría sustraído al influjo de la literatura religiosa de ambos pueblos, y que mucho antes del destierro deb. de poseer una colección de Salmos, sobre todo exigiéndolo así las solemnidades del culto. Ahora bien, constándonos por el testimonio de la Sagrada Escritura la solicitud que desplegó David por el esplendor del culto y las aptitudes artísticas que puso al servicio del mismo, no hay razón alguna para desestimar la antigua tradición expresada en los epígrafes, la cual atribuye a David la composición y compilación de una gran parte de los Salmos. Este es el criterio de la Comisión Bíblica en decreto de 1.º de mayo de 1910, cuyo contenido es el siguiente:

a: De la denominación «Salmos de David», «Libro de los Salmos de Da-

se llama Psalterium (Salterio).

¹ Cfr. Matth. 1, 1; 9, 27; 11, 3-5; 12, 23; 15, 22; 20, 30; 22, 42; Luc. 1, 32 s.; Ioann. 7, 42; Hebr. 1, 15 ss.; Matth. 2, 2; Luc. 23, 2. Entre los protestantes modernos defiende Kittel (en Kautzsch 402) la autenticidad y el sentido mesiánico de nuestro pasaje.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Han comentado más o menos ampliamente los Sa'mos Scherg, Reischl, Thalhofer, Wolter (\* 1904 ss.), Hoberg (\* 1906), Langer (\* 1889). Recomendamos a los devotos de los Salmos: Grundl, Die Psalmen (Ausburgo 1902); Lanner, Die Psalmen (Deutches Laienbrevier \* Friburgo 1923); Leinbach, Die Psalmen (Bibl. Volksbücher V-VI, Fulda 1909); Schlögl, Die Psalmen (Viena 1915); Miller, Die Psalmen \* \* (dos tomitos; Friburgo 1923); Landersdorfer, Psalmen (Ratisbona 1922).

Del griego psalmós, que significa propiamente «canto de instrumento de cuerda» y por extensión canto acompañado de instrumento de cuerda, canción destinada al culto. La colección de estas canciones sel longo Psalterium (Salterio).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I libro: Ps. 1-40; H libro: 41-71; HI libro: 77-88; IV libro: 89 105; V libro: 106-150.

<sup>a</sup> Asaf, Hemán y Etán eran jefes de los cantores del Santuario en tiempo de David y Salomón; los chijos de Coréa son los descendientes del Coré mencionado en el núm. 364.

vido, Psalterium davidicum y otras análogas no se sigue que deba ser considetado David como único autor de todo el Salterio, aun cuando ésta sea la opinión de algunos santos Padres y Doctores. b) De la concordancia de los textos hebreo y griego (LXX) y otras versiones antíguas, puede concluirse con fundamento que los títulos hebreos son anteriores a la época de la versión de los LXX, y por timto proceden de una antigua tradición judía, aunque no directamente del autor mismo de los Salmos. c) Estos títulos son, pues, testimonios de una tradición judía; y no pueden ponerse en duda sin tener razones sólidas en contra de su antigüedad. d) Si se atiende a los numerosos testimonios de la Sagrada Escritura que atribuyen a David dotes naturales e inspiración divina para la composición de las canciones sagradas, y a las disposiciones que acerca del uso de los Salmos del culto dictó el real Profeta, y si se considera que en el Antiguo y Nuevo Testamento, como también en los títulos de los Salmos, se le atribuye la paternidad de muchos de ellos, y que la tradición judía, los santos Padres y Doctores de la Iglesia han coincidido en esta opinión, no puede razonablemente negarse que David deba ser tenido por autor principal de las canciones del Salterio (praecipuus auctor); y por el contrario, no puede afirmarse que sólo autor de unos pocos Salmos e) En particular no puede negarse el origen davídico de aquellos Salmos que se citan en el Antiguo y Nuevo Testamento expresamente con el nombre de David, entre otros el 2, 15, 17, 109. f) Puede admitirse que por motivos litúrgicos o musicales, por inadvertencia del copista o por otras causas, algunos de los Salmos de David y de otros autores hubiesen sido fraccionados o bien que de varios se hubiera hecho uno; es asimismo admisible que otros Salmos (por ejemplo, el 50) hayan sido ligeramente (leviter) retocados o modificados con adiciones o supresiones de alguno que otro ver-Meulo, para que se adaptasen a las circunstancias históricas o a las necesidades de la liturgia de los judíos (solemnitates populi iudaici), salvo siempre la inspiración del Texto Sagrado integro (cual lo tenemos). g) No puede sostenerse fundadamente (probabiliter) la opinion de los escritores modernos, quienes, por criterios internos, o apoyándose en inexactas interpretaciones del texto, creen demostrar haber sido compuestos no pocos Salmos en época posterior a Esdras y Nehemías, y aun en tiempo de los Macabeos. h) Según numerosos testimonios del Nuevo Testamento y opinión unánime de los Padres, con la que coincide la de los escritores judíos, deben reconocerse por mesiánicos y proféticos algunos Salmos, por cuanto anuncian la venida, el reino, el sacerdocio, la pasión, muerte y resurrección del Redentor; hay que desechar, pues, en absoluto la opinión de los que niegan el carácter mesiánico y profético de los Salmos y restringen las frases que se refieren a Jesucristo, refiriéndolas al porvenir del pueblo escogido.

Trátanse en los Salmos los temas más variados, según pedían las exigencias del culto. No es fácil dividirlos por materias; pero pueden hacerse en globo los siguientes grupos: Salmos de alabanza y acción de gracias (8, 17, 18, 45-47, 91, 102-106, 145-150); Salmos de oración y súplica (3, 5, 29, 63, 73, 79, 93); Salmos penitenciales (6, 31, 37, 50, 101, 129, 142); Salmos de festividades (14, 23); Salmos históricos (104, 105); Salmos mesiánicos (2, 15, 21, 44,

71. 100) 1

La poesía bíblica no es rimada. Ni guarda ritmo alguno cuantitativo, sino sólo de acento (sucesión de sílabas acentuadas y no acentuadas). No existe metro en hebreo en el sentido riguroso de la palabra; como la poesía árabe, así el ritmo de las canciones israelitas se resiste a toda esquematización. El numen del poeta domina la forma de la poesía bíblica. Además del ritmo silábico, es ley fundamental de la poesía hebrea el ritmo de pensamientos en los versos o estronos consecutivas: lo que se llama paralelismo de miembros. El pensamiento que brota del interior, no se desarrolla completamente una sola frase, sino se descompone en varios miembros, que se corresponden simétricamente. Un mismo pensamiento se repite con diversas expresiones en el miembro siguiente (paralelismo sinónimo), o se pone en oposición a otro (paralelismo antiético), o

Acerca de los «Salmos graduales» (Ps. 119-133) cfr. núm. 330. — El racionalista Stade (1892) considera el Salterio como el libro más mesiánico del Antiguo Testamento, pero sólo en cuanto que en este edevocionario de la comunidad posterior al destierros se expresan con preferencia las súplicas en demunda de auxilio, salvación y redención. De profecías no encuentra huella alguna, sino sólo de auxilio, salvación de las cuales está contenida ciertamente la expectación del Rey mesiánico; pero su figura no ocupa lugar central y preeminente como en el Nuevo Testamento.

se desarrolla y amplía en igual forma de verso (paralelismo sintético). No se ha conseguido explicar del todo la técnica de las estrofas, entre otras razones porque el poeta no guarda regla fija. En la mayor parte de los poemas bíblicos dedúcese la disposición de las estrofas por criterios internos, por el encadenamiento lógico y psicológico de los conceptos (paralelismo de estrofas). Es peculiar de la literatura bíblica la desbordante riqueza de lirismo, la variedad del fondo, la profun-

didad de pensamientos y la sublimidad de los conceptos religiosos <sup>1</sup>. Ningún libro de la Sagrada Escritura es tan citado por Jesucristo y sus apóstoles, como el Salterio. Los santos Padres no saben ensalzar y recomendar bastante sus himnos y sus plegarias. Aun prescindiendo de las magníficas profecías acerca de la divinidad, nacimiento, vida, muerte y resurrección del Señor, el libro de los Salmos es para los santos Padres el manantial más completo de verdades divinas, la suma de toda doctrina moral, tesoro común e inagotable de vida, poesía sazonada de divina unción, de dulce elocuencia, medicina muy apropiada para aliviar las penas del alma, por grandes que sean; libro en que compiten la doctrina y la belleza, y cuya lectura es más provechosa que la de ningún otro; libro para todo aquel que desee alabar la majestad, omnipotencia, sabiduría y providencia divinas, invocar la clemencia del supremo Juez o implorar auxilio de Dios en toda clase de tribulaciones, darle gracias por sus mercedes, instruirse y moverse a piedad y virtud. De la Sinagoga tomó la Iglesia estos hermosos cantos, y con ellos ha entretejido las solemnidades del Santo Sacrificio; los Salmos forman la parte principal de todos los libros litúrgicos, especialmente del Breviario. Para los primeros cristianos fueron los Salmos el libro de la oración cotidiana; palabras de los Salmos salieron de la boca de los niños en alabanza de Dios 1.

Entre los Salmos mesiánicos, los más importantes son los que siguen, porque su mesianidad está garantizada por el Nuevo Testamento y por la interpretación unánime de los santos Padres.

El Salmo 2 describe como vana la insurrección de los reyes y pueblos gentiles contra el Mesías y su Iglesia.

Está garantizado el carácter mesiánico de este Salmo, no sólo por el Nuevo Testamento 4 y la tradición de la Iglesia y de los judíos, sino también por la letra misma, especialmente por el versículo 7, que declara la generación divina del «Ungido» y por el versículo 8, que describe su señorío sobre todo el orbe.

¿ Por qué se agitan los gentiles, y maquinan los pueblos vanos proyectos? Alzanse los reyes de la tierra, colíganse los príncipes

contra el Señor y contra su Ungido

«¡Rompamos sus ataduras, sacudamos su yugo!» 6

Mas aquel que reside en los cielos se burla, el Señor se mofa de ellos.

Entonces les hablará El en su indignación,

y los llenará el terror con su saña.

«Mas 7 yo he sido por El constituído rey sobre Sión,

su santo monte; anuncio su ley 8:

Díjome el Señor: Tú eres mi Hijo, vo te engendré hoy .

Cfr. Zapletal, De poesi Hebraeorum in V. T. conservata 1 (Friburgo de Suiza 1912); Faulhaber, Die Strophentechnik der Psalmen (Kempten-Munich 1914); Euringer, Die Kunstform der Althebraischen

Poesie, en BZF V 9/10.

<sup>2</sup> Cfr. Falk, Bibelstudien (Maguncia 1900) 28 32. Die Bibel am Ausgang des Mittelalters (Colonia 1905) 28 S. Un Salterio impreso en 1500 en Ausburgo, Psalterium puevorum, contiene los salunos máx comunes, sobre todo los de las Visperas del Domingo; éstos eran sin duda los que se aprendían de memoria.

memoria.

\* Bibliografía; véase página 4, nota 3.

\* Act. 4, 25 ss.; 13, 33. Hebr. 1, 5; 5, 5.

\* Dasc aquí al futuro Redentor el nombre de maschiach Yahve = Christus Domini, «el Ungido del Señor; cfr. página 388, nota 2. Todavía otra vez. Dan. 9, 26 (Vulgata), se emplea en el Antiguo Testamento esa misma expresión en el mismo sentido: Como nombre propio («el Ungido», Mexía», sin aditamento) aparece por primera vez en los apócrifos, especialmente en el Libro de Henoc, en Vesdr. y en los Salmos de Salomón, unido a la expresión «Hijo de Dios» (como en el Ps. 2), con que se indica el origen celestial (preexistencia) del Ungido.

\* Feta es su ferciosa consigna

Esta es su facciosa consigna.

Hasta aquí ha descrito el Salmista la rebeldía general y la actitud del Señor frente a ella; abora hace hablar at Mestas.

Su eterno consejo respecto de mí.

<sup>&</sup>quot; Quien crea en la posibilidad de la Revelación y de las profecías, no tendrá reparo en admitir

l'ideme, y te daré las naciones en herencia v extenderé tu dominio hasta los extremos de la tierra.

Regirlos has con cetro de hierro;

v si te resisten, los desmenuzaré como un vaso de barro».

Aliora, pues 1, oh reyes, sed prudentes:

and instruídos vosotros los que gobernáis la tierra.

Servid al Señor con temor, y regocijaos en El con santo temblor. Abrazad la buena doctrina 2; no sea que al fin se irrite el Señor, y perezcáis descarriados de la senda de la justicia,

ruando de súbito se inflame su ira 3:

hienaventurados todos aquellos que en El ponen su confianza.

El Salmo 15 es la oración del justo que protesta de su incondicional entrega a Dios y expresa su esperanza en la resurrección.

El carácter mesiánico de este Salmo se deduce de muchas expresiones del mismo (en especial en los últimos versículos), las cuales no pueden referirse a David, ni a otro justo, ni al pueblo de Israel, sino sólo a Cristo. Esta es la doctrina de los príncipes de los apóstoles 4 y la interpretación unánime de los santos Padres y Doctores de la Iglesia. Que lo fuese también de los judíos, se deduce de la manera misma de argumentar de los apóstoles 🦫 Algunas frases de la primera mitad del Salmo, las cuales se aducen en contra de su mesianidad 6, se refieren sólo a la santa Humanidad de Cristo; son análogas a las frases de la oración sacerdotal de Jesucristo, y a otras del Antiguo y Nuevo Testamento. Ofrecen especial interés los últimos versículos (8-12):

> Tengo siempre ante mis ojos al Señor; El está a mi diestra para que no vacile.

Por eso se regocija mi corazón, y se entusiasma mi lengua,

y aun mi carne descansará en la esperanza.

Porque no has de abandonar tú a mi alma en el infierno \*, ni permitirás que tu Santo experimente la corrupción.

Hácesme conocer las sendas de la vida 10: me colmas de gozo con la vista de tu rostro; en tu diestra se hallan las delicias eternas.

523. En el Salmo 21 explica David (acaso con motivo de alguna

que aquí se encierra y declara la filiación natural del «Ungido». Las palabras «tú eres mi Hijo» las ha tomado el Salmista de la promesa de 11 Reg. 7, 14 (1 Par. 22, 10; 28, 6); pero aquélla no explica suficientemente nuestro pasaje. El rey legítimo de Sión es, en cuanto tal, «Hijo de Dios» desde el día en que sube al trono; como representante del Rey-Dios, estréchase con Este y adquiere derechos de primo-génitu entre los principes gentiles. Pero «yo te he engendrado» quiere decir algo más: no sólo enaltecimiento posterior a una relación especial con Dios, suficientemente expresada en las palabras «padre» e sino procedencia de Dios y juntamente participación en la naturaleza divina. El mismo Salmo nos billion, sino procedencia de Dios y juntamente participación en la naturaleza divina. El mismo Salmo nos lo declara cuando a renglón seguido atribuye al Hijo de Dios el derecho al señorio del mundo y al visabilita de todos los pueblos; así entendían el versículo 7 los traductores griegos, los cuales vertieron el l'1 tou, 3 de esta manera: «de mi regazo te engendré antes de la aurora» (v. núm. 526). El Nuevo l'estimiento (Act. 13, 33; Hebr. 1, 5; 5, 5) lo aplica al Hijo eterno de Dios. Y el mismo Gundel (Aussandhle Psalmen 14) llega a decir: «parece como que atribuye al rey naturaleza divina». No obsta la palabra choya, porque en Dios sólo se da un choya. Sin embargo, no están de acuerdo los comentaristas en determinar este choya en la vida de Jesucristo; parece referirse a la generación eterna, y no al día de la Encarnación, del Bautismo o de la Resurrección. Objétase que también a los reyes gentiles se tenda y revergencia por chijos de los diosesse, pero se ha de observar que se les crefa engendrados. tenín y reverenciaba por «hijos de los dioses»; pero se ha de observar que se les crela engendrados por los dioses. De donde no se puede admitir que el Salmista emplease la palabra «engendimen en otro sentido, y más no habiendo pruebas de haberla usado el Antiguo Testamento en sentido traslatleto. Cfr. Landersdorfer, Eine sumerische Parallele zu Ps. 2, en BZ XVI 34 ss.

lin lo que sigue vuelve a hablar el Salmista.

Según el texto hebreo: obesad al hijo» (del cual se ha hablado poco antes); es decir, tributadle formennje. Por lo demás la lección hebrea es tan dudosa como la tradicional.

En el castigo mesiánico de la condenación eterna, del cual son figura los continuos castigos de los munigos de Dios.

1 Act. 2, 25 ss.; 13, 35 ss.
1 De no admitir los judíos el carácter mesiánico de este salmo, carecería de sentido la argumentación de los apóstoles.

Por ejemplo: Espero en ti, tú eres mi Dios, no necesitas de mis bienes, el me dió inteligenela, etc.

Ioann. 17, 1-5.

1 Cfr. Ps. 21, 17; Is. 53, 6; Matth. 4, 1 ss.; 27, 46; Luc. 22, 41; Gal. 3, 13, etc.
1 La decir, en el reino de los muertos (Scheol), en el limbo, donde esperan las almas de los justos al Redentior y donde éste les anunció la Redención (I Petr. 3, 18 ss.). Eso queremos decir en aquellas publicas del Credo: «Descendió a los infiernos».

14 Medlante la resurrección.

grande tribulación) los indecibles dolores del Mesías, los cuales pudo contemplar por inspiración del Espíritu Santo y, de los cuales él mismo fue figura.

Atestiguan el carácter mesiánico de este Salmo los evangelistas : san Pablo v el mismo Jesucristo . Se confirma por el unánime sentir de la tradición antigua de los judíos y de la Iglesia católica, y se deduce del contenido mismo del Salmo. Frases como las de los versículos 7, 17-19 («han taladrado mis pies y manos... han dividido entre ellos mis vestidos», etc.) no pueden aplicarse n David sino forzándolas muchísimo, y aun menos a otro rey judío, o «en general al justo atribulado por sufrimientos y pruebas». Tampoco cabe interpretarlas simbólicamente en el sentido de grandes tribulaciones exteriores y espirituales; pues, además de ser ésta la única vez que la Sagrada Escritura usara de este lenguaje, sonarían como muy singulares y exageradas. Según la interpretación excogitada por los judíos y adoptada por los modernos para eludir el carácter mesiánico, el Salmo nos pinta los sufrimientos del pueblo de Dios; mas ello resulta aquí tan imposible como en el pasaje análogo de Isaías, donde se habla del «siervo de Dios» paciente (52, 13-53, 12). Porque son tan individuales los rasgos, que no se pueden aplicar a una persona colectiva; además, se nos describe al paciente y libertado en contraposición a «sus hermanos» y a la «gran multitud» (como en Isaías), y, de consiguiente, como a persona distinta de la comunidad. Pero, en cambio, en Jesús se cumplieron punto por punto y en el mismo orden las profecías del Salmo.

¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por qué me has desamparado? Lejos de mi salud las palabras de mis pecados <sup>5</sup>. «¡Dios mío!» clamo durante el día y no me oyes; durante la noche, y no para mi locura <sup>6</sup>. Tú, empero, habitas en la santa morada, ¡oh gloria de Israel!

En ti esperaron nuestros padres: esperaron en ti y los salvaste. A ti clamaron y fueron salvados: en ti confiaron y no fueron confundidos.

Yo soy un gusano y no un hombre; el oprobio de los hombres, y el desecho de la plebe. Todos los que me miran hacen mofa de mi, contraen sus labios y menean la cabeza:

«en el Señor esperaba; que le liberte, sálvele, ya que tanto le ama».

Sí, tú eres quien me sacó del seno materno; y mi esperanza desde los pechos de mi madre.

Desde las entrañas de mi madre fuí arrojado en tus brazos: desde el seno materno eres tú mi Dios.

No te apartes de mí porque se acerca la tribulación de muerte y no hay quien me socorra

Cércanme novillos en gran número: y me sitian recios toros.

Abren su boca contra mí, como leones rapantes y rugientes <sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Matth. 27, 35. Ioann. 19, 24; cfr. Matth. 27, 39 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hebr. 2, 11.

Matth. 27, 46.
Observa el protestante Sellin: Este salmo «brota del alma del siervo de Dios, paciente»; «u salvàción es causa de la conservación de todos los extremos de la tierra. «No puede aplicarse a ningum otro miembro del pueblo, como tampoco permite el versículo 23 que se aplique a todo el pueblo» (l'arabitisch-judische Heilandserwartung. en BZSF V 2/3. 61 s.).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Él clamor de mis pecados, es decir, de los pecados del mundo, que cargué sobre mis espaldas, me impiden librarme de la muerte. En hebreo: «Lejos de ser escuchadas están las palabras de mi»

<sup>\*</sup> No cederá en locura mía, es decir: por fin seré oído; o según otros: no por mi locura, por mia pecados, sino por los pecados de otros. Es preferible el texto hebreo que dice así; «De noche, y no hay descanso para mí»; día y noche (siempre) estoy llamando, sin encontrar quien me oíga.

<sup>1</sup> l.as fieras testarudas y rapantes son figura de las pasiones violentas; aquí representan, como lo

Derramado estoy como agua, y todos mis huesos se han desencajado: mi corazón está derritiéndose como la cera dentro de mis entrañas,

Seco como un cascote está mi vigor, mi lengua se ha pegado al paladar, y me vas conduciendo al polvo del sepulcro.

Porque me veo cercado de una multitud de perros. me tiene sitiado una turba de malignos. han contado todos mis huesos,

Han taladrado mis manos y mis pies, pusiéronse a mirarme despacio, y observarme.

Repartieron entre si mis vestidos. y sortearon mi túnica,

Mas tú, oh Señor, no dilates tu socorro: atiende luego a mi defensa.

Libra mi alma, oh Dios, del alfanje !. y de las garras de los canes mi única 4.

Sálvame de las fauces del león; salva de las astas de los unicornios 3 mi bajeza.

Anunciaré tu santo Nombre a mis hermanos publicaré tus alabanzas en medio de la comunidad.

Oh vosotros que teméis al Señor, alabadle; glorificadle, vosotros hijos de Jacob!

Témale todo el linaje de Israel; porque no despreció y desatendió la súplica del pobre; ni apartó de mí su rostro;

untes así que clamé a él, luego me oyó, A ti se dirigen mis alabanzas en la gran concurrencia; en presencia de los que le temen cumpliré vo mis votos ... Los pobres comerán y quedarán saciados 1;

y los que buscan al Señor le cantarán alabanzas: sus corazones vivirán por los siglos de los siglos.

Se acordarán 7: y se convertirán al Señor todos los límites de la tierra; y se postrarán ante su acatamiento todas las gentes. Porque del Señor es el reino; y el ha de tener el imperio de las naciones.

Comen y le adoran todos los poderosos de la tierra: ante su acatamiento se postran todos los que moran en el polvo.

Y mi alma vivirá para él 8, v a él servirá mi descendencia.

illie expresamente el versículo 17, la cturba de malvadose, que atormentan al pobre paciente y se melan de él.

! I'sta expresión no debe entenderse literalmente, sino en general, de la muerte violenta; en el milsim sotido se emplean otras muchas expresiones bíblicas como: novillos, toros, perros, leones, universion.

1 Es decir, lo más precioso que tengo, mi vida.

Lo que el texto hebreo llama re'em no es un animal fabuloso, ni el búfalo, o cosa parecida, sino al bitante, cuyo nombre y figura se ha encontrado recientemente en los monumentos asirio-babilónicos; tive todavía en la cordillera del Cáucaso. Es un animal de fuerza indómita y de extraordinaria fiereza teli. Deul. 33, 17; Iob. 39, 9 ss.); en esto, y no en las cualidades zoológicas del animal, estriba la comparación del Salmista (cfr. núm. 380). Los Setenta tradujeron cunicornico, palabra que ha dado pie a toda classe de ideas y explicaciones caprichosas que no tocan al fondo de la cuestión.

4 Con nire de triunfo predice el divino paciente los copiosos frutos de su sacrificio: anunciaré a nuls hermanos, es decir, a los hombres, el nombre de Dios (y su santo Evangelio).

Olrecerá a Dios sacrificios votivos y de acción de gracias, es decir, el Santo Sacrificio de la Sunva Allanza, renovación perpetua e incruenta del sacrificio de la Cruz, la Eucaristía, es decir, el merificio más sublime de alabanza y acción de gracias.

\* In el banquete (la Santa Comunión) que sigue al Sacrificio han de participar todos : los «oprimi-

Cambio el Redentor paciente sea glorificado por Dios, su Padre, caerá el muro que separa a los bollos de los gentiles; porque toda la tierra, todos los «pueblos», vendrán al reino de Dios; cfr. la position patriareal (num. 131)

• 11 Redentor, en recompensa de su sacrificio, vivirá con el Padre en gloria eterna, e intercederá

Será anunciada para el Señor la generación venidera : v se anunciará su justicia al pueblo que ha de nacer, formado por el Señor.

En sentir de la Iglesia, el Salmo 44 es una alegoría . Describe la aparición del Mesías en figura del real esposo que sale al encuentro de su esposa magnificamente engalanada.

En pro del carácter mesiánico de este Salmo hablan el Nuevo Testamento y la unánime interpretación de los santos Padres y Doctores de la Iglesia; ni lo entendieron de otra manera los judíos, los cuales, fundándose en él y en pasajes análogos de la Lev y de los profetas, representaban bajo el símbolo de un desposorio las relaciones de Israel con Dios y la entrada del pueblo escogido y de las naciones paganas en el reino de Mesías ". - Además, en otros pasajes reconocidos por mesiánicos s se describen, como aquí. las cualidades del dominador, tanto la universalidad y eterna duración como el carácter del imperio de este Rey (mesiánico), a quien se da además el título de Dios. Aun los intérpreten protestantes modernos admiten que es posible y comprensible en sí mismo el simbolismo del Salmo desde el punto de vista del Antiguo Testamento; y lo que aducen para probar la imposibilidad del sentido alegórico, es endeble y descansa precisamente en el desconocimiento de este simbolismo !

Hirviendo está el pecho mío en alegres canciones; al Rey dirijo yo esta canción; mi lengua es como pluma de amanuense que escribe muy ligero.

Tú eres el más gentil en hermosura entre los hijos de los hombres; derramada se ve la gracia en tus labios: por eso te bendijo Dios para siempre !.

Cínete al lado tu espada, oh Rey potentísimo.

Con esa tu gallardía y hermosura, camina, avanza prósperamente y reina, en medio (tu) verdad, mansedumbre y justicia, y tu diestra te conducirá a cosas maravillosas.

Son tus saetas tan penetrantes, que los pueblos se rinden a ti, ellas penetran en los corazones de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos;

el cetro de tu reino es cetro de rectitud.

Amaste la justicia v aborreciste la iniquidad: Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo

con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros 🐫

siempre por nosotros (cfr. Is. 53, 11; Ioann. 17, 5; Hebr. 7, 25; 8, 34); su Iglesia servirá a Dios con fidelidad.

¹ Le serán anunciados como hijos suyos los redimidos, y éstos oirán contar de la justicia divina merced a la cual han sido salvados y hechos hijos de Dios. La expresión de la Vulgata «los ciclo» anunciarán», ha sido tomada de otro pasaje análogo (Ps. 96, 6) y dice menos bien con el contexto-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. num. 23. 3 Hebr. 1, 8 s.

<sup>4</sup> Cft. especialmente el Cantar de los Cantares; lerem. 2, 2; 3, 1 ss.; Ecech. 16, 8 ss.; Osee 2, 3

<sup>16</sup> ss.; ls. 1, 21; Ps. 78, 27; 105, 39; Lev. 17, 7; 20, 5, etc.

<sup>5</sup> Por ejemplo, ls. 9, 5 6; 11, 4-6.

<sup>6</sup> Cfr. Bacthgen, Die Psalmen (<sup>2</sup> 1897) 126. Reconoce la afinidad del Salmo 44 con el Cantar de los Cantares en forma o ideas, y admite que en la antigüedad cristiana y en la Sinagoga se interpretó del Mesías; confiesa asimismo que de las muchas explicaciones históricas que se han ensayado, a ninguna se le ha podido señalar fecha segura. Y aunque uno se resista a admitir la interpretación alegórica (mesiánica), es preciso conceder que ésta tiene un buen apoyo en las canciones nupciales orientales, que la idea de los desposorios de Dios con su pueblo es auténticamente profética y que la admisión del Salmo 44 y del Cantar de los Cantares en el Canon sólo se explica por el carácter alegórico de ambos escritos. Cír. ZAW 1907, 26 ss.

No: por tu hermosura te ha bendecido el Señor, sino: tu hermosura declara que Dios te ha bendecido.

No hay arte exegético capaz de negar que al real esposo se le llama aquí «Dios» (Elohim). Todas las versiones antiguas interpretan en vocativo la palabra «Elohim» en los versículos 7 y 8. Los modernos quieren tacharla o por lo menos darle esta interpretación: tu trono divino está siempre y para siempre, o.: tu trono es un trono divino; lo cual es imposible y no pasa de ser una «escapatoria» (Kautzsch). Posible es que en el versículo 8 se leyese primitivamente Yahve («por eso te ha ungido Yahve, tu Dios»). Mas esto, lejos de destruir la interpretación tradicional, la confirma. — No obstante, para poder darle un sentido histórico, recurre Sellin (Israelitisch-jüdische Heilandserwartung 16) a una hipotesis imposible para la poesía bíblica; supone «haber existido anteriormente un himno que celebraba al divino salvador del mundo, el cual himno sirvió de base a la canción nupcial (Salmo 44) en honor

Mirra, áloe y casia exhalan tus vestidos! de las estancias de marfil 2 en que te recrean las hijas de reves en tu esplendor.

A tu diestra está la Reina con vestido bordado de oro,

y engalanada con varios adornos .

Escucha, oh hija, y considera y presta atento oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre 4.

Y el Rey se enamorará más de tu beldad:

porque él es el Señor Dios tuyo, a quien todos han de adorar. Las hijas de Tiro con dones buscaron tu favor,

v los ricos de la nación (todos, aun los pueblos más ricos, se inclinan [en tu presencia].

Toda la hermosura de la hija del Rey es de adentro, con una orla de oro y un vestido de varios adornos.

Se acercan al rev con ella las doncellas; sus amigas son conducidas a tu presencia (; oh Rev!): conducidas serán con fiestas y regocijos, a la casa del Rev serán llevadas.

En lugar de tus padres, oh Rey, te nacerán hijos; los cuales establecerás príncipes sobre toda la tierra 6

Estos conservan la memoria de tu nombre por todas las generaciones. Por esto los pueblos te ensalzan eternamente.

El Salmo 71 describe la aparición gloriosa y las funciones del Mesías, bajo la figura de un gran rey 1.

Canción de Salomón 8, Da, oh Dios, al rev tu juicio,

del Rey terreno; de donde éste ha venido a ser ensalzado como autor de la nueva era que antes se esperaba de aquél». — El interpelado no es otro sino Dios mismo, descrito en figura humana. Y el ser a la vez distinto de Dios, que le unge, indica que el Rey-Mesías ha de aparecer en figura humana. a la vez distinto de Dios, que le unge, indica que el Rey-Mesías ha de aparceer en figura humana. Selo a la naturaleza humana puede aplicarse lo que dice de la unción. Esta es imagen de la alegría, y a la vez de honor, distinción y dignidad. Jesucristo fué ungido más que todos sus compañeros, es decir, más que los príncipes terrenos, por la unión hipostática de la humanidad con la divividad (1s. 61, 1. Luc. 4, 18 ss.), y en su gloriosa Ascensión a los cielos, cuando se le confirió el poder real sobre todo el mundo, y el señorfo que le eleva sobre todos los hombres (cfr. Phil 2, 8-10).

1 Estas materias aromáticas son los componentes del santo óleo (cfr. núm. 320); significan aqui la abundancia de la unción, que comunica a los vestidos el buen olor.

2 El marfil, apreciado por su color blanco brillante, por su figura y firmeza, era en la antigüedad

El marfil, apreciado por su color blanco brillante, por su finura y firmeza, era en la antigüedad tan estimado como el oro. La Sagrada Escritura hace mención del trono de marfil (es decir, adornado tan estimado como el oro. La Sagrada Escritura hace mencion del trono de marfil (es decir, adornado con incrustaciones de marfil) del rey Salomón (III Reg. 10, 18), de las camas de marfil de los magrantes judíos (Amos 6, 4), de los bancos de marfil de las embarcacion s tirias (Ezech. 27, 6), de los palacios de marfil (III Reg. 22, 39). Las casas de marfil y los deliciosos perfumes de los vestidos lujosos representan la embelesadora magnificencia del Mesfas, cual se manifiesta en la celestial doctrina, en los milagros de Jesús, en la incomparable santidad de su vida, y especialmente en la gloria a la diestra del Padre.

<sup>3</sup> Las «hijas del Rey», es decir, las poderosas naciones paganas, son compañeras y siervas de la real esposa, es decir, de Israel y de la Iglesia, figurada en él. Son también «hijas del Rey» cada uno de los miembros de la Iglesia, las almas nobles que esperan al celestial esposo y todo lo sacrifican por su amor. Entre estas almas tan sinceramente unidas con Dios y que tan tiernamente le aman, la Reina es la Virgen Madre del Redentor; las almas puras consagradas a Dios son sus compañeras

\* Expónense los deberes de la esposa y su relación con su «Señor», que es el mismo Dios: ha de «olvidar» todas sus anteriores relaciones, aun las más santas, para ser toda de El con inquebrantable

amor y fidelidad.

\* La hermosura interior de la esposa, es decir, de la Iglesia, consiste en la gracia santificante, en La hermosura interior de la esposa, es decir, de la Iglesia, consiste en la gracia santificante, en el espíritu de Jesucristo que anima todos sus pensamientos y acciones, en toda clase de dones divinos y en las virtudes que de éstos dimanan, etc. La belleza exterior se manifiesta en la preciosidad y abundancia de su doctrina, de sus Sacramentos y Sacramentales, de sus simbólicas ceremonias, en la constitución y organización externa, tan hermosa y rica como firme contra los ataques del infierno. Del mismo modo la hermosura interior de la Reina María (cfr. Cant. 4, 7) consiste en la plenitud de las gracias de que está rdornada, en sus incomparables virtudes; y su belleza exterior, en las admirables distinciones con que la han adornado las tres divinas personas, en los innumerables prodigios obrados con su interresión, etc.

distinciones con que la han adornado las tres divinas personas, en los innumerables prodigios obrados por su intercesión, etc.

\* Estos «hijos» del Redentor y de su esposa siempre virgen, la Iglesia, sobrepujan con mucho a los Patriarcas de Israel. Son en primer término los apóstoles y sucesores de éstos, los obispos, constituídos príncipes y pastores de los fieles (cfr. Matth. 9, 15; 19, 28; Act. 20, 28), y luego el cortejo innumerable de santos que reinan con Cristo (Apoc. 5, 10; 20, 4; 22, 5. Rom. 5, 17).

\* La crítica combate el carácter mesiánico directo de este Salmo, que aplica a un rey contemporáneo. Pero se ve obligada a reconocer «que las esperanzas y los votos con que se le brinda, sobrepujan a cuanto se podía esperar tratándose de un rey empírico, y que es celebrado como autor de los tiempos felices y como rey escatológico» (Sellin, Israelitisch-jüdische Heilandserwartung 37).

\* La Vulgata traduce: Psalmus, in Salomonem, «Salmo a Salomón», lo cual no está reñido con la

y al hijo del rey tu justicia,

para que juzgue con rectitud a tu pueblo y a tus pobres según equidad.

Reciban del cielo los montes la paz para el pueblo,

y los collados la justicia ...

El hará justicia a los pobres del pueblo,

y ayudará a los hijos de los pobres,

y humillará al que los oprime (persigue).

Y mientras duran el sol y la luna él permanecerá, de generación en generación.

Descenderá como lluvia sobre el vellocino,

y como rocío sobre la tierra .

Florecerá en sus días la justicia,

y la abundancia de paz, hasta que deje de existir la luna.

Y dominará de un mar a otro,

y desde el río hasta el extremo del orbe de la tierra.

Postraránse a sus pies los etiopes, y besarán el suelo ante El sus enemigos. Los reves de Tarsis y los de las islas

le ofrecerán sus regalos,

traeránle presentes los reyes de Arabia y de Saba 4.

Le adorarán todos los reves de la tierra, todas las naciones le tributarán homenaje.

Porque librará al pobre del poderoso, y al desvalido que no tiene quien le valga. Apiadarse ha del pobre y del desvalido; y pondrá en salvo las almas de los pobres.

Libertarlas ha de las usuras y de las iniquidades: porque apreciable es a sus ojos el nombre de los pobres.

Y vivirá, y recibirá el oro de Arabia, y le adorarán siempre.

Y en su tierra, aun en la cima de los montes habrá sustento;

sus frutos descollarán sobre el Líbano,

y el pueblo se multiplicará en la ciudad como la yerba en los prados. Bendito sea su Nombre por los siglos de los siglos:

como el sol, así permanece su nombre.

Y serán benditos en El todos los pueblos de la tierra,

todas las naciones le glorificarán.

Bendito sea el Señor Dios de Israel: sólo El hace maravillas.

Y bendito sea el nombre de su Majestad eternamente.

De su Majestad y gloria quedará llena toda la tierra. ¡Amén!; Amén!

El Salmo 109 describe al Mesías como correinante con Dios y pontifice eterno según el orden de Melquisedec.

Los judíos antiguos lo tuvieron por mesiánico; el mismo Jesucristo y sus apóstoles confirman este criterio , seguido después por los santos Padres y

interpretación mesiánica; porque o este nombre se entiende simbólicamente apríncipe de la paza, o Salomón se toma como figura del Mesías (cfr. núm. 519), en el cual sólo tienen pleno y verdadero cumpli-miento las expresiones del Salmo.

Es decir: Inúndase de paz y justicia todo el país.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Is. 45, 8: «Lloved, oh cielos, al justo», etc. (cfr. también núm. 437).

Su reina será indestructible y universal; ambas cosas se cumplen en la Iglesia Católica (cfr. Dan, 2, 44; 7, 14; Malth. 16, 18; 28, 20; Marc. 16, 19; Rom. 10, 18; 1, 8; Hebr. 1, 3, etc.).

Los pueblos más lejanos y ricos de la tierra acatarán al Mesías-Rey. — Por Etiopia o país de los

negros se entiende todos los países que están al sur de Egipto y en el interior de Mrica. — Tarsis o Tartessus era una ciudad marítima fundada por los fenicios en el sur de España, en la Bética (Andalucía), probablemente Carteya, en las proximidades de la desembocadura del Guadiana, muy renombrada entonces por sus ricas minas de oro y plata. — Alabia, en hebreo Scheba, ciudad y comarca de «Arabia Feliz», rica en incienso, mirra, especias, oro y piedras preciosas, abora Yemen. — Saba, en hebreo Seba, país del norte de Etiopía, llamado Meroc, con la capital del mismo nombre, cuyas ruinas encuentran no lejos de Shendi, entre Berber y Khartum, en la actual Nubia.

Math. 22, 11-46. Act. 2, 34 35; 7, 55 56. I Cor. 15, 24 ss. Eph. 1, 20-22. Hebr. 1, 3; 5, 6; 7, 17;

<sup>8, 1; 10, 12 13. 1</sup> Petr. 3, 22.

Doctores de la Iglesia. La crítica moderna combate el carácter mesiánico: pero admite que la interpretación eclesiástica antigua tuvo «una pista acertada» al suponer que el rey del cántico era celebrado «como el deseado, el libertador enviado, el Redentor, príncipe de los sacerdotes» 1. El contenido excluye toda Interpretación no mesiánica, por cuanto David sólo al Mesías podía tributar homenaje como a señor suyo, sólo a él darle asiento a la derecha del trono de Dios, atribuirle sacerdocio no aaronítico y presentarle como hijo de Dios eterno e igual a Dios en naturaleza,

Salmo de David 2.

Dijo Yahve a mi Señor 3: «Siéntate a mi diestra

hasta que vo ponga a tus enemigos por escabel de tus pies» 1.

De Sión hará salir Yahve el cetro de tu poder; domina tú en medio de tus enemigos.

Contigo está el principado en el día de tu poderío, en el esplendor de los santos s

De mis entrañas te engendré.

antes de existir el lucero de la mañana ...

Juró el Señor y no se arrepentirá: Tú eres Sacerdote sempiterno,

según el orden de Melauisedec 1.

El Señor a tu diestra destrozará en el día de su ira a los reyes.

Juzgará en medio de las naciones, amontonará ruinas

y estrellará en la tierra las orgullosas testas.

Beberá del torrente en el camino: por eso levantará su cabeza 8.

Entre otros muchos Salmos indirectamente, o solo en parte, musiánicos, merecen citarse especialmente los siguientes:

El Salmo 46 celebra el triunfo del Redentor en su Ascensión a los

primera (versículos 1-4) habla Dios; en la segunda (versículos 5-7) el Salmista.

El Señoro del Salmista es el Sacerdote-Rey e hijo de Dios que a continuación describe.

toy de Justicia, que ofreció un sacrificio incruento de pan y vino y era sacerdote y rey (cfr. Hebr. 5, 10, 111 6, 20; 7, 1 ss., y núm. 144 s. y 324). Por esta doble cualidad había de subyugar el Mesías todos

lus poderes enemigos del reino de Dios.

Este Salmo tiene estructura dramática (como el 2, v. núm. 521). Distinguense dos estrofas : en

Sentarse a la diestra» significa participar en el poder y en la dignidad real; cfr. l Reg. 20, 25; lll Reg. 2, 19; Ps. 44, 10; por tanto, sentarse a la diestra del Señor (de Dios) significa participar en el podor lo de Dios, el cual ha de someter a todos sus enemigos; cfr. Matth. 28, 18; Marc. 16, 19; Hebr. 1, 3; 1 Cor. 15, 24 SS.

Como se apareció en el Sinaí (Deut. 33, 2; cfr. núm. 399). Aní como antes el poder, así se describe ahora la dignidad del príncipe: ha sido «engendrado nites que el lucero de la mañana», es decir, antes que todo lo creado, «del seno de Dios», es decir, de la futima esencia de Dios; es, por tanto, «Hijo de Dios» en el sentido verdadero y propio, como Pa. J. 7; sólo que aquí destaca más claramente el origen (la preexistencia) del Mesías- Rev, manifestado en el Nuevo Testamento a los fieles por la revelación en el misterio de la Santísima Trinidad. Los anthos Padres se sirvieron de este pasaje, tomado de la versión griega, para demostrar contra los arribnos la divinidad del «Verbo de Dios» (Logos), manifestado en Cristo. No lo cita el Nuevo Testamento, por más que hace mención de todo el Salmo y de algunos versículos de él (véase arriba, nuena 3 y 5). — El texto hebreo actual debajo de las consonantes tiene signos vocales muy distintos de los que leyó la versión griega de los LXX; dice así: «Tu pueblo te sigue de grado en el día de tu hiera»; del seno de la aurora te cae como rocío la juventud en los santos montes». Se disputa en la metunlidad entre los sabios católicos acerca de cuál de las dos lecturas sea la auténtica, y cómo haya podlido nacer la diferencia, la más notable del Antiguo Testamento. Lo más probable es que el traductor pontion nacer la diferencia, la mas notanie dei Antiguo restamento. Lo mas probable es que el traductor de la mismo texto hebreo que hoy tenemos, pero sin las vocales (que entonces no existian), levendolo de otra manera e interpretándolo en el sentido de la preexistencia (generación eterna) del fissa guiado por Ps. 2, 7. En todo caso el pasaje, según lo entienden las versiones griega y latina, thene fuerza demostrativa como testimonio de la tradición y de la interpretación de Ps. 2, 7. — Cfr. Welckerl, Textus originalis Ps. 109 (Roma 1803). Véase en Ecker, Porta Sion 1311 ss., 1561 ss., las optibulones de los teólogos y críticos antiguos y modernos. — La explicación de Happel (ThpMS 1906, 269) l'agrange (RB 1905, 46) se aparta notablemente de la tradicional, pero procura conservar el sentido medianle. Theis en PB 1016-17, 193 ss., da una reconstrucción crítica del texto y la correspondiente del versículo 3: «En ti está la dignidad de príncipe en el día de tu nacimiento; El te ungió our try en los montes santos». Así resalta más la relación de este pasaje con Ps. 2, 7, sin perder nada la de la preexistencia, expresada por la versión griega.

Les decir, no como Aarón, que ofrecía sacrificios, siendo sólo sacerdote, sinó como Melquisedec,

<sup>.</sup>El Señor a tu diestra» es el Mesías-Rey, descrito aquí como juez y vencedor. Bebe del arroyo que esta en el camino, como un héroe a quien nada le detiene en su carrera triunfal — como los vallentes de Gedeón (Indic. 7, 14 ss.; cfr. núm. 456). — Por eso yergue su cabeza vencedor. Los santos Padros vieron en este último versículo una alusión al Hijo de Dios, que se humilló a sí mismo, merebendo por ello la suprema exaltación (cfr. Phil. 2, 6-8).

cielos y en la sujeción de todas las naciones; la ocasión fué tal vez una gran victoria de Israel sobre sus enemigos y la marcha triunfal del Arca Santa (a lo que parece aludir el v. 6; cfr. Exod. 10, 55; II Reg. 6, 15).

Asciende Dios entre voces de júbilo,

el Señor al son de clarines.

; Cantad salmos a nuestro Dios, cantad! Cantad salmos a nuestro Rey, cantad!

Porque Dios es el Rey de toda la tierra:

; cantadle salmos sabiamente!

Dios ha de reinar sobre las naciones: está Dios sentado sobre su santo solio.

Los príncipes de los pueblos se reunirán con el Dios de Abraham 1;

los señores poderosos de la tierra son muy ensalzados 2.

528. El Salmo 67 describe cómo regresó triunfalmente el Arca a Sión, después de una victoria. Mas, debajo de esta imagen, ve el cantor inspirado la victoria aún más gloriosa del Mesías (el Arca viva) sobre todos sus enemigos, así como la Ascensión al Padre.

> Tú subes a lo alto ! llevas contigo a los cautivos !. recibes regalos en hombres 5.

aun en los que no creen que habita aquí el Señor, Dios 6.

Cantad, pues, alabanzas a Dios, reinos de la tierra, cantad al Señor, cantad a Dios,

el cual se elevó al más alto de los cielos, hacia el oriente 1. He aquí que su voz resuena con poderío,

Tributad, pues, gloria a Dios (que reina) sobre Israel; su magnificencia v su poder (tienen su trono) en las nubes.

Admirable es Dios en sus santos 8;

el Dios de Israel, El mismo dará virtud y fortaleza a su pueblo °. Bendito sea Dios! 10

El Salmo 68 abunda en rasgos particulares que habían de cumplirse propiamente y al pie de la letra en la Pasión de Jesucristo 11. Por eso los apóstoles, y después de ellos los santos Padres, lo han interpretado en sentido mesiánico. Los rasgos más salientes están en los siguientes versiculos 12:

Ven en mi auxilio, oh Dios,

porque las aguas han penetrado hasta mi alma.

Multiplicado se han, más que los cabellos de mi cabeza.

los que me aborrecen injustamente;

hanse hecho fuertes mis enemigos, los injustos perseguidos míos: pagado he lo que yo no había robado 13.

Es decir: acatarán al verdadero Dios,

Al monte Sión, al cielo.

Es decir, regalos que consisten en hombres.

Contra todos los enemigos (cfr. Matth. 16, 18; 28, 20).

Versículos 33-36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Por el llamamiento al Cristianismo y a la gracia. Nombra a los príncipes como representantes do sus naciones respectivas. En hebreo: «De Dios son los caudillos de la tierra», a Dios pertenecen en lo verdadera religión.

<sup>4</sup> Tú llevas en triunfo a los cautivos. Jesucristo se llevó en triunfo al cielo a los cautivos del limbo. Cir. Eph. 4, 8; de este pasaje se deduce que los judíos contemporáneos de san Pablo entendían este Salmo en sentido mesiánico.

Entre los suyos; versículo 19.

El oriente, por donde el sol comienza todos los días su carrera, es figura de la gloria celestial. El texto hebreo puede traducirse: «en el cielo de los cielos antiquísimos», es decir, en los cielos eternos. Según el hebreo: en su Santuario, donde El mora y se manifiesta y de donde reparte sus gracias y bendiciones.

Versiculos 33-30.
11 No puede referirse este Salmo solamente a los padecimientos de David; ni sería completamente verdadero si se aplicase a otro paciente cualquiera. El castigo por la persecución es tan riguroso, que sólo es comparable al que padecieron los judíos por su deicidio.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Versículos 2, 5, 9, 10, 21-27.
<sup>13</sup> El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

15 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

16 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

17 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

18 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

19 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

19 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

19 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

19 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

19 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

19 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

19 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

19 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo

19 El justo que ora en este Salmo es inocente, más aún, su celo por la gloria de Dios es motivo. de que le persigan; sin embargo, habla de sus locuras y maldades; éstas son nuestros pecados que él tomó para sí para expiarlos, como Is. 53, 4 ss.; también Ps. 21, 2; cfr. núm. 523.

Mis propios hermanos me han desconocido, v tenido por extraño los hijos de mi madre !. Porque el celo de tu casa me devora 2. y los baldones de los que te denuestan 3 recaen sobre mi.

Tienes ante tus ojos todos los que me atormentan. Improperios y miserias aguarda siempre mi corazón; espero quien de mí se conduela, mas no le hay; o quien me consuele, v no le encuentro.

Danme hiel para alimento, v en meato de mi sea me dan a beber vinagre 1.

En justo pago, conviértaseles su mesa, en lazo 5 de perdición y ruina.

Oscurézcanse sus ojos porque no vean;

v encórvese siempre su espalda 6. Derrama sobre ellos tu ira, y alcánceles el furor de tu cólera.

Ouede hecha un desierto su morada, y no haya quien habite en sus tiendas 7 ya que han perseguido a aquel que habías tú herido 8, y aumentaron más y más el dolor de mis llagas 9.

530. El Salmo 88, como el 71 y 131, celebra la elección de David, la promesa que se le hizo y la esperanza del Mesías y de su reino.

Cantando me estaré eternamente las misericordias del Señor.

Anunciaré de generación en generación tu fidelidad.

Porque tú dijiste: «La misericordia estará eternamente en los cielos, allí se preparará para ti la fidelidad.

Tengo hecha alianza con mis escogidos;

he jurado a David, siervo mío.

Estableceré eternamente tu descendencia, y haré estable para siempre 10 tu trono» 11.

Entonces 12 hablaste en visión a tus santos 11, y dijiste: «Yo tengo preparado en un hombre poderoso el socorro 14 y he ensalzado a aquel que escogí de entre mi pueblo. Hablé a David, siervo mío,

ungíle con el óleo sagrado. Mi mano le protegerá, fortalecerle ha mi mano. Nada podrá el enemigo contra él, no podrá ofenderle más•el hijo de la iniquidad 15.

Los judíos, en parte sus mismos discípulos.

loann. 2, 17.

Rom. 15, 3.

Matth. 27, 34 48. loann. 19, 29.

Como se caza a los animales con cebo.

Cir. Rom. 11, 9 10

Cfr. Luc. 13, 35; Act. 1, 20.
Al Mesías (cfr. 1s. 53, 8).
El Salmo 68 pertenece a los llamados imprecatorios, porque en él se expresa el deseo de que sobrevengan males y daños a los enemigos. No debemos juzgar estas imprecaciones con el criterio cristiano, uno con el de las leyes imperfectas del Antiguo Testamento. Entre éstas se contaban la ley del talión (ins talionis: «ojo por ojo, diente por diente»), etc. (Exod. 21, 24, Lev. 24, 20. Dent. 19, 21), que, a lalta de un organismo público de seguridad, era un medio importante de hacer respetar la vida del préjino. Bien podía, pues, pedirse en la oración lo que la Ley consentia, máxime cuando el ofendido no estuba en condiciones de ejercitar su derecho. En los Salmos imprecatorios no se trata de los enemigos personales del Salmista, sino de los de la causa de Dios. Las imprecaciones, por consiguiente, deben interpretarse no ya como deseos, sino como anuncio de castigos establecidos en la Ley. Cfr. santo Iomás, Summa Theol. 2, 2, 4, 25, a, 6 ad 3; ibid. 9; 76, a, 1 y q, 83, a, 8 ad 1; Happel, Feindeshass and Grausamkeit im AT, en ThpMS 1904, 419; ZKTh 1896, 614; Mikel, Das AT und die Nächstenliebe. en BZF V 68 s.

<sup>11/</sup>Lt v ob s.

\*\* Cfr. núm. 513 y 518.

\*\* Versículos, 2, 5.

\*\* Es decir, cuando hiciste la promesa anterior.

\*\* Samuel y Natán (cfr. núm. 479 y 513).

\*\* Para mi pueblo.

<sup>18</sup> Versículos 20-23.

El me invocará, diciéndome: Tu eres mi padre,

Mi Dios v el refugio de mi salud. Y yo le constituiré primogénito,

y el más excelso entre los reyes de la tierra.

Eternamente le conservaré mi misericordia:

y la alianza mía con él será estable.

Haré que subsista su descendencia por los siglos de los siglos. v su trono mientras duren los cielos».

«Una vez juré por mi santo Nombre; y en verdad, que nunca mentiré a David :

Su linaje durará eternamente.

Y como el sol, para siempre, en mi presencia,

z como la luna llena por la eternidad. Y quien da testimonio en el cielo es fiel»,

El Salmo 131 describe también la promesa de duración eterna del trono y señorio davidico en el Mesías.

Acuérdate de David, oh Señor, y de toda su piedad; de cómo juró al Señor e hizo voto al Dios de Jacob:

«No iré vo a la habitación de mi casa,

no subiré a reposar en mi lecho.

No concederé sueño a mis ojos,

ni cerraré mis párpados; ni descanso a mis sienes,

hasta que halle un lugar para el Señor, una habitación para el Dios de Jacob.

Oímos de ella 1 en Efrata 2

y la hallamos en los campos de la selva.

Entremos, pues, en su pabellón, Adoremos la peana de sus pies:

¡Oh, Señor, levántate, y ven al lugar de tu morada 1.

tú v el Arca de tu santidad!

Revistanse de justicia tus sacerdotes,

y regocíjense tus santos.

Juró el Señor verdad a David,

y no se retractará:

Del fruto de cuerpo colocaré sobre tu trono».

El Salmo 117 es un canto entusiasta de acción de gracias por el triunfo del Mesias después de su Pasión, figurado tal vez en un triunfo concedido al pueblo de Dios por causa del Mesias ...

Alabad al Señor (Yahve) porque es bueno; porque hace brillar eternamente su misericordia !;

La diestra del Señor hizo proezas; la diestra del Señor me ha exaltado,

triunfó la diestra del Señor. No moriré, sino que viviré aún

y publicaré las obras del Señor 7.

Te cantaré himnos de gratitud, por haberme oído y salvado,

La piedra que desecharon los albaniles,

esa misma ha sido puesta por piedra angular del edificio.

El Señor es quien lo ha hecho,

v es una cosa sumamente admirable a nuestros ojos 8.

Del Arca de la Alianza.
 En Belén oyó David en su juventud hablar de la pérdida y regreso del Arca de la Alianza. (cfr. núm, 465 s. y 479).

En Cariatiarim «ciudad de las selvas» (cfr. núm. 465).

A Sión (cfr. núm. 509). Suponen algunos haber sido compuesto el Salmo al regreso de la cautividad babilónica; en sentir de otros, cuando se pusieron los fundamentos del Templo después del regreso. Versículo 1.

Versículos 16 y 17

El Mesías es designado con frecuencia como piedra angular y cimiento de Versículos 21-23. Sión, de la nueva Sión (cfr. Is. 8, 14; 28, 16; Zach. 3, 9; Matth. 21, 42; Act. 4, 11; Rom. 9, 33; I Petr. 2, 6 s.).

Este es el día que ha hecho el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él,

Oh Señor, sálvame ; oh Señor, concede un próspero suceso,

¡Bendito sea el que 2 viene en el nombre del Señor! 3

533. El Salmo 45 ensalza la firmeza, inmutabilidad y hermosura del remo de Dios sobre la tierra, y alude proféticamente a la grandeza, estabilidad y duración eterna del reino del Mesias. Análogo es el contenido de los Salmos 47 y 86.

Dios es nuestro réfugio y fortaleza;

nuestro defensor en las tribulaciones que tanto nos han acosado 4.

Por eso no temeremos aun cuando se conmueva la tierra,

y los montes se precipiten al medio del mar.

Braman y alborótanse sus aguas,

a su impetu se estremecen los montes. El ímpetu del río s alegra la ciudad de Dios:

el Altísimo ha santificado su Tabernáculo.

Está Dios en medio de ella, ella no vacila;

Dios la socorre ya desde el rayar el alba,

Contúrbanse las naciones y bamboléanse los reinos;

resonó su voz, y la tierra se estremeció.

Con nosotros está el Señor de los ejércitos ,

el Dios de Jacob es nuestro defensor.

Venid y observad las obras del Señor, y los prodigios que ha hecho sobre la tierra:

Cómo ha alejado la guerra hasta el cabo del mundo 7.

Rompe los arcos, hace pedazos las armas,

y deshace en el fuego los escudos 8.

Estad tranquilos, y considerad que yo soy el Dios;

ensalzado he de ser entre las naciones, ensalzado en toda la tierra» ", El Señor de los ejércitos está con nosotros,

nuestro defensor es el Dios de Jacob 10,

# Pecado y penitencia de David

(II Reg. 11 y 12)

534. ¿Quién había de pensar que un hombre tan piadoso y favorecido de los dones divinos como David, «un hombre conforme al corazón de Dios» 11, hubiese de titubear en el temor de Dios y en la virtud y ser infiel al Señor? Así sucedió, cumpliéndose en él aquello de que sólo en Dios es fuerte el hombre para el bien. David confió demasiado en sus propias fuerzas, descuidó la vigilancia necesaria, no acudió inmediatamente a Dios en la tentación; y cayó en adulterio y homicidio.

El invierno había interrumpido la campaña contra los ammonitas (cfr. número 476). Para terminarla, envió David en la primavera a Joab con todo el

<sup>1</sup>º En hebreo Hoschia-na, «Hosanna», exclamación mesiánica de júbilo (Matth. 21, 9; Marc. 11, 9 %.). El Mesías tan suspirado.

Versiculos 24-26.

Refierese el Salmo en primor término a la derrota de Senaquerib en las puertas de Jerusalén

<sup>(701</sup> a. Cr.; cfr. 1s. cap. 36 y 37; núm. 639); pero las expresiones pueden aplicarse al reino de Dios an general, y en particular al reino del Mesías, la Iglesia.

Mientras en el mundo y en los imperios se embravecen furiosas tempestades y revoluciones, y aun braman contra la ciudad santa de Dios, goza ésta del rico manantial del favor divino (cfr. 1s. 8, 6; l'a. 35, 9 s.; Matth. 16, 18).

Cfr. 1s. 7, 14; 8, 8 ss. Cfr. 1s. 2, 4; 9, 5; Mich. 4, 3.

<sup>&</sup>quot; Cir. Is. 9, 5.

Dios mismo es quien aqué habla.
 Véase en Kath 1870 I 385 los comentarios que de este Salmo hace santo Tomás de Villanueva.

<sup>&</sup>quot; Act. 13, 22; cfr. 1 Reg. 13, 14; 111 Reg. 15, 5, y núm. 474 y 479.

ejército. Los israelitas asolaron el país enemigo y sitiaron la capital Rabbat. David quedó en su casa. Paseándose cierto día después de la siesta en el terrado de su palacio, vió en la proximidad a una mujer que se bañaba. Esta fatal mirada le precipitó en el pecado de adulterio. Llamábase la mujer Betsabee, casada con Urías, uno de los valientes que luchaban contra los ammonitas. Para ocultar su pecado, mandó David a Joab que le enviase a Urías con noticias acerca del asedio; trató luego de persuadir a éste que fuese a su casa a verse con su mujer y descansar unos días. Pero Urías dijo: «El Arca del Señor, Israel y Judá habitan en pabellones, Joab mi señor y los siervos de mi señor descansan sobre la tierra desnuda, ¿y he de entrar yo en mi casa para comer y beber v dormir con mi mujer? Por tu vida v por la salud de tu alma, que no haré tal cosa» 1.

Cegado por el deseo de ocultar su ignominia, determinó David matar a Urías. Con tal designio, despachóle para Joab con una carta que decía: «Poned a Urías en primera fila, donde viereis que está lo más recio del combate y abandonadle para que herido perezca». Joab obró según el mandato del Rey, y Urías murió en la refriega. David tomó por mujer a Betsabee, la cual le parió

un hijo 2.

535. Pero el Señor, enojado contra él por tan grande pecado, echóselo en cara por medio del profeta Natán; el cual llegando a la presencia del Rey le habló de esta manera: «Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia. Mas el pobre nada poseía sino una ovejita, comprada y criada por él; la cual había crecido en su casa juntamente con sus hijos, comiendo de su pan y bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo; y era para él como una hija. Y como hubiese llegado un forastero a casa del rico, éste, por ahorrar de sus ovejas y bueyes, tomó la oveja del pobre y aderezóla para festejar a su huésped». Irritado David en extremo contra aquel hombre, dijo a Natán: «Vive Dios, que es reo de muerte el hombre que tal hizo y pagará cuatro veces la oveja» 3.

Replicó Natán: «Tú eres aquel hombre. Esto dice el Señor Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de Israel y Judá; y si esto es poco puedo aún añadir mayores cosas. ¿Por qué, pues, despreciaste la palabra del Señor para hacer lo malo en mi presencia? Has dado muerte a Urías por la espada de los hijos de Ammón y te has tomado por mujer la que era suya. Por lo cual, no se apartará la espada de tu casa perpetuamente, y de tu propia casa haré salir desastres contra ti. Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré estas cosas a vista de todo Israel y a la vista del sol». Dijo entonces David arrepentido: «Pequé contra el Señor». A lo cual respondió Natán: «El Señor ha transferido tu pecado; no morirás. Mas por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor con tu pecado, morirá de muerte el

hijo que te ha nacido».

Y sucedió como había predicho el Profeta: el niño cayó inmediatamente enfermo de muerte. Postróse David en tierra y rogó día y noche por la salud del niño. Inútiles fueron los ruegos de los más ancianos y fieles de sus domésticos para que se levantase; no quiso hacerlo ni tomar alimento con ellos

536. El Salmo 50 da testimonio de la contrición de David y del deseo de obtener clemencia y perdón:

Ten piedad de mí, oh Dios, según la grandeza de tu misericordia: y según la muchedumbre de tus piedades, borra mi iniquidad.

Acaso sabía Urías lo ocurrido; y bajo capa de heroica abnegación, intentaba desbaratar los planes

<sup>\*</sup> Acaso santa Urias lo ocurrido; y bajo capa de motica abmegación, intentara desonatar los plantes del Rey. De otra suerte, su fiel y austero comportamiento es digno de todo elogio.

\* David vivió, por consiguiente, casi un año en su pecado, hasta que Dios le abrió los ojos (cfr. Ps. 31, 3 ss.; núm. 537).

\* El culpable debe morir, y al despojado debe indemnizársele con el cuádruplo (cfr. Exod. 22, 1 — La parábola de que se sirvió Natán está tomada de la vida oriental; no es extraño que David la tuviese por un suceso real, y sin darse cuenta pronunciase su propia sentencia.

Lávame todavía más de mi iniquidad,

y límpiame de mi pecado.

Porque yo reconozco mi maldad,

y delante de mi tengo siempre mi pecado.

Contra ti sólo he pecado y cometido la maldad delante de tus ojos, para <sup>1</sup> que aparezcas justo en tus palabras

y quedes victorioso cuando se contienda contigo.
Mira, pues, que fui concebido en iniquidad,

y que mi madre me concibió en pecado. Y mira que tú amas la verdad;

los secretos y recónditos misterios de tu sabiduría

Rocíame, Señor, con el hisopo a y seré purificado:

lávame, y quedaré más blanco que la nieve.

Infunde en mis oídos palabras de gozo y de alegría , con lo que se recrearán mis huesos quebrantados.

Aparta tu rostro de mis pecados,

y borra todas mis iniquidades.

Crea en mí, oh Dios, un corazón puro,

y renueva en mis entrañas el espíritu de rectitud.

No me arrojes de tu presencia, y no retires de mí tu santo espíritu. Restituyeme la alegría de tu salud

Restituyeme la alegría de tu salud, y fortaléceme con un espíritu <sup>5</sup> noble. Yo enseñaré tus caminos a los malos,

y se convertirán a ti los impíos.

Librame de la culpa de sangre, oh Dios de mi salud,

y ensalzará mi lengua tu justicia. Oh Señor, ábreme mis labios, y mi lengua publicará tus alabanzas.

Que si tú quisieras sacrificios, ciertamente te los ofreciera;

mas tú no te complaces con solos holocaustos.

El espíritu compungido es el sacrificio más grato para Dios; no desprecias, oh Dios mío, el corazón contrito y humillado.

Señor, obra con Sión conforme a tu benignidad, a fin de que se edifiquen los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás el sacrificio de justicia, ofrendas y sacrificios;

entonces serán ofrecidos becerros sobre el altar !.

537. Al séptimo día murió el niño. Levantóse entonces David, y rendido a la voluntad de Dios, lavóse y se ungió; y dejando los vestidos de duelo, vistióse los de fiesta; fué al Tabernáculo a orar, regresó luego a su casa y comió. Los crindos estaban admirados, pues veían que ahora tenía David verdadero motivo de dolerse. Mas él les respondió resignado: «Ayuné y lloré por amor del niño, cumodo aun vivía, diciendo: ¿Quién sabe si quizá el Señor me le dará, y vivirá el niño? Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Por ventura podré ya restituirle la vida? Bien puedo yo ir a él; pero él no volverá a mío. Consolóse pensando que tal vez Dios aceptara complacido su sincero arrepentimiento y penitencia.

les decir, confieso abiertamente mi culpa, para que a nadie parezca excesivo el castigo. La confenión de su culpa y el reconocimiento de la justicia del fallo divino son señal de la sinceridad de su arrepentimiento y fundamento de su esperanza del perdón.

David aduce en apoyo de su ruego la inclinación innata al pecado (pecado original), el agrado con que Dios vió su sincero arrepentimiento, los favores que anteriormente le otorgó el Señor manistrativado esus designios, principalmente respecto del Mesías, y suplica a Dios se digne volver de nuevo

finela él su rostro.

En decir, con el agua de la purificación, en la cual se introducía el ramito de hisopo: cfr. nú-

mero 356 y 3≱o.

\* Anunciándome el perdón.

Propiamente: «en espíritu de príncipe», es decir, en espíritu noble, siempre dispuesto al bien y a dominar la sensualidad.

Con esto no rechaza David los sacrificios externos, cuyo valor ensalza tan a menudo en los
 Malmos; sino exige ante todo recta intención, sin la cual ningún sacrificio puede agradar a Dios

Es decir, permite benigno la pronta construcción del Templo, en el cual te serán agradables los sacrificios. — Muchos intérpretes sostienen que la estrofa final fué añadida en el cautiverio de Babilonia, para asuchar a la contrición del Salmista la súplica por la restauración de la Ciudad Santa y del Templo.

#### 538. El Salmo 31 describe la alegría de David por haber alcanzado de Dios el perdón:

Felices aquellos a quienes se han perdonado sus iniquidades y cuyas culpas están cubiertas 1.

Dichoso el hombre a quien el Señor no arguye de pecado:

y cuya alma se halla exenta de dolor 2.

Por haber yo callado, se consumieron mis huesos,

dando gemidos todo el día .

Porque de día y de noche me hiciste sentir tu pesada mano, revolcábame en mi miseria, mientras tenía clavada la espina 4. Te manifesté mi delito,

y dejé de ocultar mi injusticia.

«Confesaré, dije yo, contra mí mismo al Señor la injusticia mía».

Y tú perdonaste la malicia de mi pecado. Por esto orará a ti el hombre piadoso en tiempo oportuno;

y aunque 5 viniere la inundación de aguas, no le alcanzará. Tú eres mi refugio en la tribulación que me tiene cercado; Tú, alegría mía, líbrame de los que me tienen rodeado.

«Yo 6 te daré inteligencia, y te enseñaré

el camino que debes seguir, no apartaré de ti mis ojos».

No seáis 7 como el caballo y el mulo, que no tienen inteligencia, cuyas quijadas sujetas con cabestro y freno, cuando no se te acercan 8.

Muchos dolores esperan al pecador;

mas, al que pone en el Señor su esperanza, la misericordia le circun-Alegraos, oh justos, y regocijaos en el Señor, y gloriaos en él vosotros todos los de recto corazón.

No quedó defraudada la esperanza de David en la divina clemencia. Como prenda de perdón, el Señor le dió de Betsabee otro hijo, que había de ser el heredero de las divinas promesas. David le puso por nombre Salomón 9; el señor le amó, y por medio del profeta Natán le dió el nombre de Amado del Señor 10.

Antes de este fausto acontecimiento, Joab estaba a punto de coronar la victoria sobre los ammonitas y de conquistar su capital 11. A petición suya 12, vino David con un ejército de refresco, tomó por asalto el alcázar, quitó al rey ammonita de la cabeza la corona, que pesaba un talento ia de oro y estaba adornada de piedras preciosas, y púsola sobre su cabeza 14; llevó consigo muchísimos despojos, exterminó parte de los enemigos 15 y sometió el pueblo.

Las expresiones acubriro, ano contaro, ano incluiro y análogas son equivalentes a aperdonaro, acondonaro, abortaro, etc., y simbolizan la anulación real de la culpa. Lo indican unuerosos pasajos de la Sagrada Escritura y otras expresiones como aquitaro, apartaro, alvaron, apurificaro, acestruiro, analquilaro, alundir en lo profundo del maro, acepiaro, aser puroo, almaculadoo, ajustoo, asantoo, etc. Por ejemplo, Exod. 34, 7; II Reg. 12, 13; Ps. 18, 13 ss.; 50, 3 4 9 11-14 19; Iob. 14, 4; Is. 1, 16 17 25; 43, 5; Ezech. 11, 18 s.; 18, 31; 36, 25 s.; Mich. 7, 18. Cfr. además en el Nuevo Testamento Ioann. 3, 5; 17, 17 19; Rom. 5, 5; 8, 1 4 9 19; I Cor. 6, 11, entre otros, donde sin duda alguna se habla de la verdadera purificación interior, de una nueva creación, de verdadera purificación interior, de una nueva creación, de verdadera niñez, exteliosción pola la patraleza diviga de un corregion pola pola pola propuesta diviga de un corregion pola de un hombre anueva celestial creado en participación en la naturaleza divina, de un corazón nuevo, de un hombre nuevo y celestial creado en participación en la maturaleza divina, de un corazón nuevo, de un nomore nuevo y cciestal creado en justicia y santidad, etc. Además es hoy universalmente reconocido que la cacepción primera de la palabra hebrea kippér, «cubrir», no es aplicable en muchos pasajes, porque el uso le ha dado el sentido de «orillar», «extirpar», «borrar», «perdonar», «expiar». Cfr. BZ XIV (1917) 293 ss. — Así lo exige también la infinita verdad, santidad y justicia de Dios, el cual tiene por pecado lo que es pecaminoso, y no puede declarar santo y justo lo que es malo.

Es decir, no se engaña a sí mismo acerca de sus pecados y arrepentimiento. Tortura de la mala conciencia; David la llevó cerca de un año (cfr. núm. 534).

De la conciencia. Como si dijera: Aunque viniesen sobre él las aguas como un diluvio, estará seguro y a cubierto.

Respuesta de Dios a David. Aviso de David a los hombres. Cuando no quieran obedecerte.

Por mandato de Dios en orden a aquellas promesas. (cfr. I Par. 22, 9 ss.; núm. 513).

En hebreo: Jedidjah; cfr. II Reg. 12, 25.

Para que no se me atribuya la victorian, como dijo el general Joab.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Unos 26 Kg. 70.000 marcos oro (cfr. núm. 298). Huelga todo comentario acerca de si David, como rey de los ammonitas, llevaba formalmente sobre su cabeza tan pesada corona.

<sup>&</sup>quot; Según el texto hebreo actual y la l'ulgata, dice este pasaje; «Mandó que los habitantes fuesen

## 70. Rebelión y castigo de Absalón. Nuevas tribulaciones de David

(II Reg. 13-24; cfr. I Par. 20 y 21)

La más dura de las tribulaciones le vino a David de su malaconsejado hijo Absalón. Tenía éste un hermano llamado Ammón, el cual rumetió incesto con Tamar 1 hermana de Absalón. Este, en un banquete al cual invitó astutamente a Ammón, le hizo matar, y huyó. Por grande que fuese el dolor de David, consiguió sin embargo Joab tres años despuen, por medio de la prudente intervención de una mujer de Tecua 3, mover al Rey a que hiciese volver a Absalón; mas David no le admitió mi pu presencia; dos años más tarde logró Joab que David recibiese en su gracia a Absalón.

Este hijo ingrato comenzó entonces a conspirar. Era Absalón el hombre más bello de Israel; de la planta del pie a la coronilla de su cabeza no tenhi defecto alguno; en particular su cabellera era hermosisima y abundantisima. Y el pueblo le adoraba por esta hermosura. Rodeóse de una rurte de príncipe; procuróse carrozas y jinetes y cincuenta hombres que

lucsen delante de él.

Con discursos astutos fué captándose la simpatía del pueblo. Por las minimas se ponía a la puerta del palacio del Rey. Y si alguien venía a presentar al tribunal del Rey alguna querella, llamábale Absalón y preguntándole amistosamente por su negocio, le decía: «Buenas y justas me parecen tus palabras, mas no hay persona puesta por el Rey para oírte. Fuera yo juez de esta tierra y sentenciara según justicia». Y si el interpelado, movido por tanta bondad, le quería besar los pies, alargábale la mano, abrazábale y le besaba. De esta suerte iba ganando para sí cada viz más los corazones de los israelitas (según el texto hebreo: robaba los cornzones).

Cuando creía estar seguro de ellos, fué un día <sup>3</sup> a su padre y le Illio: «Descaría ir a Hebrón 4 a cumplir un voto, porque cuando estaba en el destierro hice un voto al Señor, diciendo: Si el Señor me hiciere volver a Jerusalén, ofreceré al Señor un sacrificio». Respondióle el Rey, aln sospechar nada malo: «Anda enhorabuena». Y envió Absalón emisarios por todas las tribus de Israel, diciendo: «En cuanto oyereis el sonido de la trompeta, decid: Absalón reina en Hebrón». Esta señal estaba natutamente calculada para arrastrar en el primer asalto los ánimos inderison; tanto más, cuanto que Absalón tenía tan en secreto el golpe, que ni niquiera los doscientos que había llevado consigo a Hebrón sabían la menor cosa. Ahora bien, cuando hubo ofrecido los sacrificios — para dar apariencia religiosa a su elección — mandó dar la señal convenida. Al momento se reunió en torno suyo el pueblo incauto, mientras los hombres

Santilicado por los sepulcros de los Patriarcas y por la unción de David (núm. 149 y 165;

of mim 504 y 507).

secondos haciendo pasar sobre ellos carros provistos de garños, despedazados con cuchillos y pasados ha hornos de ladrillos. Así trató a todas las ciudades de los ammonitas» (11 Reg. 12, 31). Tal modurla no podría declararse exenta de crueldad, ni disculparse con el derecho del talión. Pero las corriginal de las versiones antiguas acusan alteración en el texto original, el cual, por comparación minutar corriginal los modernos del modo siguiente: «Llevó adelante a los habitantes colocándolos minutas y bajo los herreros y cerrajeros, y dispuso que ejercisen servicios de esclavos en los la linguam. Así desaparecen todas las dificultades de interpretación y los cargos que se hacen a David. Holfmann en ZAW II 66, RB 1898, 253 ss.; Schlogl, Die Bücher Samuels II 66.

Albadón y Tamar eran de distinta madre que Ammón.

Tecna, patria del profeta Amós (Am. 1, 1), está unos 15 Km. al sur de Jerusalén, 3 Km. al modo del Laberinto (cfr. núm. 488), en el desierto de Judá, a 730 m. de altitud, en un monte rodeado in profundas gargantas, con amplias y hermosas vistas. Rb 362.

Alespués de 40 años» dice el texto; algunas versiones: adespués de 4 años»; Fl. Josefo (Ant. 7, 1) adespués de 2 años», por tanto, luego de volver Absalón del destierro; lo cual parece lo más mentado. También aquí existe, al parecer, una confusión de las letras-números. Cfr. Reinke, Bei-

que él trajo consigo, así como otros muchos de nobles sentimientos, en la primera sorpresa y confusión no se atrevieron a salir por su legítimo

rev

Luego que David oyó la noticia: «todo Israel está con Absalón», dijo a sus criados: «Huyamos, no sea que Absalón caiga sobre nosotros y pase a cuchillo la ciudad». Todos obedecieron de grado. Salió, pues, el Rey, él y toda su casa y sus fieles iban a pie; también su guardia ¹ y los seiscientos guerreros expertos que le habían seguido desde Get ². Sólo unas cuantas mujeres quedaron para guardar la casa.

Puso David su gente en orden delante de la ciudad. Y como viese entre los suyos a Etai de Get , le dijo: «¿Para qué vienes con nosotros? Ayer llegaste a Jerusalén ¿y hoy te has de ver obligado a salir con nosotros a un lugar que ni yo sé todavía? No sea así, sino vuélvete con tus compañeros, y el Señor to recompensará el celo y lealtad que me has mostrado». Pero Etaí respondió: «Vive el Señor, y vive el Rey mi señor, que en cualquier parte que estuvieres, señor Rey mío, o para muerte o para vida, allí estará tu siervo». David respondió: «Ven, pues, con nosotros». Y siguió con los demás. Todos sollozaban. Y pasando el Rey con los suyos el torrente Cedrón y la cumbre del monte de los Olivos, tomó el camino del desierto 4.

542. En el monte de los Olivos se le unieron los sumos sacerdotes Sadoc y Abiatar y los levitas con el Arca del Testamento. Mas David dijo a Sadoc a «Vuélvete a llevar el Arca de Dios a la ciudad; que si yo hallare gracia en los ojos del Señor, me volverá allá, y me dejará ver su Tabernáculo. Mas si me dijere: No me agradas, estoy pronto a que haga de mí lo que bien le pareciere». Volvieron, pues, atrás el Arca. David subía la cuesta llorando, los pies desnudos y la cabeza cubierta. Aquí se enteró que uno de sus más íntimos y prudentes consejeros, llamado Aquitofel, estaba en la conjuración; dijo entonces: «Señor, desbarata los consejos de Aquitofel». Estando para llegar a la cima del monte, presentósele Cusaí, otro de los consejeros, rasgadas las vestiduras, cubierta de polvo la cabeza. David le envió a la ciudad con el aviso de pasarse aparentemente al partido de Absalón, para desbaratar los planes de Aquitofel y poder notificarle con seguridad el curso de los acontecimientos por medio de los hijos de los sumos sacerdotes.

Cuando el Rey hubo llegado a Bahurim , salió de la localidad un pariente de Saúl, llamado Semeí; y seguía a David y los suyos arrojándoles piedras, maldiciéndoles y diciendo: «Fuera, fuera, hombre sanguinario y hombre de Belial. El Señor te ha dado ahora el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, por cuanto le usurpaste el reino; mira cómo te ves oprimido de males por haber sido tú un hombre sanguinario». El pueblo y los guerreros iban en filas a uno y otro lado del Rey. Entonces Abisaí, irritado por las maldiciones de Semeí, dijo al Rey: «¿Por qué ese perro muerto ha de maldecir al Rey mi señor? Iré y le cortaré la cabeza». Mas David le replicó: «¿Qué tengo que ver yo con vosotros, hijos de Sarvia? Dejadle maldecir, pues el Señor quiere humillarme. Mi hijo busca cómo quitarme la vida; pues ¿qué mucho me trate así ahora un hijo de la tribu de Saúl? Dejadle que me maldiga; quizá el Señor se apiade de mí y

me vuelva bienes por esas maldiciones».

543. Entre tanto había entrado Absalón en Jerusalén. Por consejo de Aquitofel hizo públicamente a David la mayor afrenta que un hijo puede hacer a su padre, para ganar definitivamente a todos los conjurados, haciendo impo-

Los Creti y Pleti, tropa de cretenses y filisteos asalariados.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Sus antiguos y fieles compañeros de armas, que le habían seguido a Aquis y Get (cfr. núm 10).
<sup>a</sup> Un valiente general filisteo, que poco antes se había pasado con toda su familia a David, pod motivos que ignorantos.

<sup>\*</sup> Es decir, el camino de Jericó y del Jordán, por el norte del desierto de Judá.

\* Cree Schubert encontrarlo en la aldea de Abu-Dis. a 4 Km. de Jerusalén, en una colina aitunda a la derecha del camino meridional de Jericó, más allá de Betania; otros lo buscan en el camino septentrional que va a Jericó por la cumbre del monte de los Olivos, situándolo en Wadi el-Rawahl (antigua calzada romana), donde se ven las ruinas de antiguos poblados. Lo único cierto es que el lugar en cuestión se hallaba en los dominios de Benjamín (cerca de los límites de Judá), y que David, con los mensajeros que le trajeron las noticias, huyó a Transjordania por el camino más directo (AB n Rb 64).

\* Cfr. núm. 451.

alble la reconciliación 1. Demás de esto, ofrecióse Aquitofel a perseguir a David 100 12.000 hombres escogidos y derrotar a su reducida hueste, desanimada y estenuada por tan repentina fuga. Pero Cusaí le salió al paso diciendo: «No Ignoras, oh Rey, que tu padre y la gente que le sigue son muy valientes y están con amargura de corazón, como una osa que se embravece en un bosque por haberle quitado sus cachorros. Acaso ahora está escondido en alguna caverna o un algún otro lugar seguro. Y si al principio cayere alguno de los tuyos, se extenderá luego el rumor: Ha sido derrotado el ejército de Absalón, Y hasta el más valiente, cuyo corazón es como de un león, desmayará. Por eso, el conwjo más acertado me parece el siguiente: Que se congregue a ti todo Israel, disde Dan hasta Bersabee, innumerable como la arena del mar; entonces nos reflavemos sobre David como el rocío que suele cubrir la tierra, no dejando con vida ni a uno siquiera de los que le siguen». Absalón y su consejo asintieron al dictamen de Cusaí,

Aquitofel, que vió perdida su causa, fué de prisa a su casa 2 y se ahorcó. Cusal dió noticia a David de lo tratado, y le aconsejó pasase aquella misma noche al Jordán, como lo hizo el Rey, acampando en Mahanaim . Allí encontró David auxilio y refuerzo. Dos israelitas que vivían en Galaad, llamados Maquir y Berzellai, como también Sobi, hijo de Naas de Rabbat-Ammón 4, prodigaron aus cuidados a las tropas de David proveyéndolas de camas, alfombras, vasijas

de barro, ovejas y terneros, trigo y cebada, harina y víveres.

Luego que Absalón hubo reunido un ejército, pasó el Jordán en seguimiento de su padre. Este dividió su gente en tres cuerpos, al mando de Joab, Abisaí y Etaí. Quiso él mismo tomar parte en la batalla; pero aus guerreros le dijeron: «En modo alguno debes venir, pues aunque caiga la mitad de nosotros, no por eso quedarán muy satisfechos, porque Tú solo vales por 10.000. Así, mejor es que te quedes en la ciudad para poder socorrernos». Quedóse, pues, David; pero dió esta orden al pueblo que desfiló delante de él por la puerta de la ciudad, a Joab y a los otros

dos generales : «Conservadme a mi hijo Absalón». Libróse la batalla en el bosque de Efraim 5, sufriendo el ejército de Absalón tan espantosa derrota, que cayeron 20.000 hombres; Absalón se dió a la fuga montado en un mulo. Y como pasase el mulo debajo de una frondosa encina (según una variante: bajo un boscaje de terebintos), quedo Absalón colgado por la cabeza , mientras el mulo seguía su carrera. Alguien le vió, y fué a avisar a Joab, el cual dijo: «¿Por qué no le has cosido con la tierra? Te habría dado diez siclos de plata y un talinlin. Pero el hombre respondió: «Aunque pesaran en mis manos mil monedas de plata, de ningún modo extendería mi mano contra el hijo del Rey; pues oyéndolo nosotros te mandó el Rey a ti y a Abisaí y a Etaí, diciendo: «Guardadme a mi hijo Absalón». Tomó Joab tres dardos y los clavó uno tras otro en el corazón ingrato de Absalón. Y como aun palpitime colgado de la encina, acudieron corriendo diez jóvenes escuderos de Joab, y a golpes le acabaron de matar. Al punto mandó Joab cesar la persecución. El cadáver de Absalón fué arrojado en una profunda hoya, y se crigió encima un gran montón de piedras 7. Para perpetuar su memoria,

Violando a las mujeres de David, que habían quedado en Jerusalén; cfr. núm. 541. Así se cum-ollo la amenaza del profeta: «Tú lo has hecho ocultamente, etc.»; cfr. núm. 535.

la amenaza del profeta: «Tú lo has hecho ocultamente, etc.»; cfr. núm. 535.

\* II nombre que aparece en el texto actual, «Gillo», es probablemente una corrupción de Keila (Ir num. 397). Pero hay también otros dos lugares que llevan el nombre de Gala (Djala), el primeto de III de la constata de Belén y el otro 15 Km. al sur de Belén, al oeste del camino que va a libebrón. AB 13, Rb 185.

\* Clt. núm. 185 y 504.

\* Según san Jerónimo, el hermano de IIanón, nombrado rey por David (cfr. núm.s. 517 y 538).

\* Nu es probable que el ejército de Absalón, hatido en retirada, hubiese repasado el Jordán para desastrosamente en el bosque de Efraim (cfr. núm. 417, 426; los. 17, 15). Muchos intérpretes unum que junto a Mahanaim había un lugar que se llamaba «bosque de Efraim», acaso por haber alto deriondo allé Efraim por Jefté (Iudic. 12, 4), quizá por la ciudad de Efrón (I Mach. 5, 46 ss.), altonda en la confluencia del Jabok con el Jordán. Cfr. Doller, Studien 46; LB II 196; Rb 153.

\* De 14, 26, donde se había de la cabellera de Absalón, se colige que por ella quedó colgado del

<sup>\*</sup> Para perpetua afrenta de Absalón, como en el caso de Acán y del rey de Haí. Cfr. núm. 409.

pues no tenía hijos, o se le habían muerto, habíase construído Absalón en el valle del Rey 1 un monumento que lleva su nombre hasta el día de hoy 2.

545. Aquimaás, hijo del sumo sacerdote Sadoc, corrió a dar la noticia de la victoria a David, que esperaba el resultado de la batalla bajo la puerta de la ciudad; pero no se atrevió a notificarle la muerte de Absalón. Por lo que preguntó David al segundo mensajero que, pisando los talones a Aquimaás, vino a dar albricias al Rey. «¿Está vivo y sano mi hijo Absalón?» Respondió aquél: «Tengan la suerte de él todos los enemigos del Rey mi señor». Entristecióse el Rey, subióse al aposento que estaba sobre la puerta y prorrumpió en llanto, diciendo: « Hijo mío Absalón, Absalón hijo mío! ¡ Quién me diera que yo muriese por ti! ¡ Absalón hijo mío, hijo mío Absalón»! Y todo el pueblo estaba tan consternado y abatido por la pena del Rey, que, ante las advertencias de Joab,

hubo de salir David por fin y mostrarse al pueblo y hablarle amigablemente. Luego tomó David el camino del Jordán, y todo Judá salió a recibirle en triunfo a la orilla y le acompañó hasta Jerusalén. También Semei salió con 1.000 hombres de Benjamín; postróse a los pies de David y le suplicó: «No me imputes, señor y rey mío, la maldad; ni te acuerdes de los agravios de tu siervo en el día que saliste de Jerusalén. Porque yo, tu siervo, conozco mis pecados; y por esto he venido hoy el primero de las once tribus». A lo que replicó Abisaí: «¿Cómo? ¿Acaso por estas palabras no será muerto Semeí, después que maldijo al ungido del Señor?» Pero David replicó: «¿Por qué haces hoy oficio de Satanás?3 ¿Pues qué, hoy se ha de quitar la vida a un israelita, hoy que vuelvo a ser rey de Israel?» Y volviéndose a Semei le dijo: «No morirás».

Los hombres de la tribu de Judá no invitaron a las demás tribus al recibimiento del Rey, y contestaron con desdén a los reproches que éstas les hicieron. Aprovechóse de ello un benjaminita llamado Seba, para excitar a las tribus a una nueva rebelión contra David. Mas ésta se terminó presto; pues Joab con los guerreros que había en Jerusalén persiguió a Seba por todas las tribus de Israel, hasta Abel-Bet-Maaca 4, al norte, donde le encerró; sus mismos partidarios le cortaron la cabeza, arrojándosela a Joab por la muralla.

Desgraciadamente manchó este caudillo su victoria con un nuevo crimen. A la muerte de Absalón, había prometido David a Amasa, general del ejército del hijo rebelde, nombrarle para el mismo empleo en lugar de Joab, con quien estaba enojado el Rey por la muerte de Absalón. David cumplió su palabra, confiando a Amasa la expedición contra Seba. No pudo sufrir esto Joab; tanto menos cuanto que Amasa, encargado de mandar las tropas de Judá, no compareció al tercer día señalado por David; por lo que éste se vió obligado a encomendar la expedición a Abisaí y Joab. Habiéndose encontrado Joab con Amasa junto a Gabaón, le dijo: «Dios te guarde, hermano» \*; y mientras con la mano derecha le asía la barbilla en ademán de besarle, con la izquierda le hundía la espada en el costado, dejándole allí muerto.

No mucho después, sobrevino un hambre de tres años en todo el país, en castigo de la sangre que Saúl hiciera derramar en Gabaón 6. David expió esta culpa dejando el castigo a discreción de los gabaonitas.

Entre las guerras que sostuvo David casi hasta el fin de su reinado, se citan

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> El mausoleo de Absalón que se ve en el valle del Cedrón, parece ser muy antiguo; mas la crítica impugna su autenticidad. Cuéntase que los judíos tenían costumbre de arrojar piedras contra el monu-mento para manifestar su horror al mal aconsejado hijo de David; mas los observadores modernos dudan de que existiera tal costumbre y, por lo menos, no la han comprobado en nuestra época. Pero sí es cierto que los árabes suelen amontonar piedras para construir la sepultura, y que el aumento sucesivo del montón se considera como una prueba de respeto hacia el muerto.

La palabra tiene aquí su acepción primera: enemigo, adversario; David viene a decir; ¿por que me das un mal consejo?

<sup>4</sup> Ciudad de la tribu de Nestals, próxima a Dan y Cedes, actualmente Abil, aldea cristiana, 12 kiló-

metros al norte del lago de Merom, 3 Km. al oeste del Jordán. Rb 3. AB 9.

<sup>a</sup> Amasa era hijo de una hermana de David y primo de Joab (cfr. núm. 479).

<sup>b</sup> Josué había prometido solemnemente respetar la vida a los gabaonitas (cfr. núm. 412); Saul, llevado por un falso celo, quiso exterminarlos. Consultados por David acerca de cómo se había de reparar el quebrantamiento de la promesa jurada, los gabaonitas supervivientes exigieron que, según la ley de la vindicta (Num. 35, 33; cfr. núms. 347, 387), les fuesen entregados siete hombres de familia de Saúl para ser muertos y crucificados en Gabaa; como se hizo. David mandó enterrar sus restos juntamente con los de Saúl y Jonatás, que hizo traer de Jabes (cfr. núm. 498), en la sepultura que la familia de Saúl tenía en Benjamín.

tadarla cuatro contra los filisteos 1. En la primera de ellas estuvo muy en peligro su vida. Hallábase fatigado, cuando un gigante de la tribu de los rafaitas " (¿Jenbibenob?) le buscó para matarle. Corrió en su auxilio Abisaí, el cual dió muerte al gigante.

Los últimos años gozó David de completa paz por parte de sus 547.enimigos exteriores. Entonces cantó al Señor un hermoso himno de acción de gracias y de alabanzas , por haberle librado de todos sus enemigos y de las manos de Saúl: el Salmo 17.

Te amo de corazón, Señor, fortaleza mía.

El Señor (Yahve) es mi baluarte, mi refugio, mi libertador,

mi Dios v mi auxilio, en quien espero;

mi protector, el tesoro de mi salud y mi salvador. Invoco al Señor con alabanzas,

porque fuí librado de mis enemigos, etc. 4.

En sus postreras palabras nos ofrece David una inspirada aluaton al Mestas 5 :

Dijo David , hijo de Isaí:

Así habla el varón, a quien fué hecha promesa

merca del ungido del Dios de Jacob 1. el excelente cantor de Israel.

El Espíritu del Señor habló por mí,

y su palabra por mi lengua.

Dijome el Dios de Israel, habló el Fuerte de Israel:

alla dominador justo de los hombres, un dominador en el temor de Dios \*.

Como la luz de la aurora cuando el sol sale,

como mañana sin nubes,

y como la verba que brota de la tierra con las lluvias» 🐍

No es tan grande mi casa delante de Dios; con todo hizo conmigo un pacto eterno 10, firme en todas las cosas e indisoluble. Porque El es toda mi salud y todo mi deseo; y ninguna cosa hay que de él no tenga origen 11.

Mas los prevaricadores serán arrancados todos como espinas, las cuales no se quitan con las manos; porque si alguno quisiere tocarlas, se arma de hierro y palo afilado, con fuego son del todo quemadas 12.

No habían acabado las pruebas de David. Llevado del orgullo, hizo un censo del pueblo, que le acarreó duro castigo 13. El resultado fué:

<sup>11</sup> Reg. 21, 15 ss.

<sup>11</sup> Reg. 22.

Versículos 2-4.

<sup>11</sup> Reg. 23, 1-7.

1 la palabra hebrea neum, sentencia, significa sentencia divina, revelación divina comunicada a David, a naber, la de 11 Reg. 7, 12 ss. (cfr. núms. 513 y 518). Véase en Schlögl, Die Bücher Samuels 11 144 ns., una explicación de este pasaje críticamente difícit.

Schulz (Die Bücher Samuels 11 270) traduce así: «Sentencia del hombre a quien ensalzó el Alfístimo, (del hombre) a quien ungió el Dios de Jacob, etc.». — Según esto, el epígrafe no hace mental del contra de la marciona en lo que sirque y en todo el contra de la marciona en lo que sirque y en todo el contra de la marciona en lo que sirque y en todo el contra de la marciona en lo que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que sirque y en todo el contra de la marciona en la que en la marciona olón de aquella promesa; sin embargo, ciertamente se la menciona en lo que sigue y en todo el conteniffi de nuestro pasaje.

Late es el tenor de la promesa hecha a David : la realeza y el reino mesiánico.

Bella comparación para significar las bendiciones que ha de traer a los hombres el reino del Mesfast nueva vida de gracia.

<sup>&</sup>quot; Yo y mi casa somos indignos de tan magnífica promesa. - Según el hebreo: "No está así mi tess con Dios, sino que El hizo un pacto, etc.».

Nada de esta promesa dejará Dios por cumplir.

<sup>&</sup>quot;Nada de esta promesa dejará Dios por cumplir.

"En este reino no hay sitio para los indignos; por lo que en el juicio mesiánico serán definitiva y totalmente separados y condenados al fuego eterno (cfr. Ps. 2; núm. 521).

"No era en sí pecado el censo, sino el espíritu de David al hacerlo; quería saber las fuerzas con que contaba, cual si en su poder terreno estuviese la fortaleza de Israel (cfr. Ps. 17, 3 ss.; 32, 6; al., y). Aun hubiera sido más grave la culpa de haber efectuado David el recuento de sus fuerzas por quebrantar el poderío de las tribus del norte: cfr. Schafers, Warum veranstaltete David die Volksesthing Il Sam. 24?, en Kath 1908 1 128 ss. Al rudo Joab le pareció el asunto espinoso, y el mismo

800.000 hombres de armas en Israel (y 500.000 en Judá) 1. Mas Dios castigó su presunción con una peste que causó la muerte de 70.000 hombres, pero que al mismo tiempo dió ocasión de escoger y consagrar el

lugar donde se había de erigir el Templo.

Reconociendo David su pecado, pidió perdón. Envió entonces Dios al profeta Gad con este mensaje para David: «Tres males se te dan a escoger; elige de ellos el que quieras: o por siete años 2 será tu país afligido del hambre, o por tres meses andarás huyendo de tus enemigos o por tres días habrá peste en tu reino». Replicó David : «En grande apuro me veo, pero mejor es que caiga yo en las manos del Señor (porque son muchas sus misericordias), que en manos de hombres». Y envió Dios una peste que hizo estragos en todo el país; y murieron 70.000 hombres. Y habiendo extendido el Angel Exterminador su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se apiadó de su angustia, y dijo al Angel que hería al pueblo: «Basta; detén tu mano». El Angel del Señor estaba en la era del jebuseo Areuna u Ornán; allí le vió David entre el cielo y la tierra con la espada desenvainada y extendida sobre Jerusalén. Suplicó entonces David al Señor : «Yo soy el que he pecado, yo; pero éstos, mis ovejas ¿qué han hecho? Vuélvase, te ruego, tu mano contra mí, y contra la casa de mi padre». Dios le envió al profeta Gad, diciéndole que erigiese un altar en aquella era. Compró David aquel lugar , erigió un altar y ofreció holocaustos y víctimas pacíficas. Con esto se aplacó el Señor y cesó la peste.

#### 71. David hace coronar por rey a Salomón. Ultimas disposiciones. Su muerte

(III Reg. 1 y 2; I Par. 22-29)

550. A los libros de Samuel siguen los de los Reyes (libros III y IV de los Reyes). Comienzan con la subida de Salomón al trono en los últimos tiempos del reino de David. Podemos dividirlos en tres partes: la primera (III Reg. 1-11) nos habla del reinado de Salomón; la segunda (III Reg. 12; IV Reg. 17) trata sincrónicamente de los reinos de Israel y Judá hasta la destrucción de Samaria; la tercera (IV Reg 18-25) prosigue con el reino de Judá hasta su ocaso. Mas no pretenden ser historias acabadas de los sucesos políticos exteriores, antes bien auna suerte de historia eclesiástica», que pone de manifiesto la conducta religiosa de los reyes y del pueblo y la intervención de los profetas, y juzga los hechos del pueblo de acuerdo con las normas de la Ley. Y, sin embargo, este aspecto aprofético de la narración» no perjudica en lo más mínimo la fidelidad histórica y la credibilidad, garantizadas por fuentes con-

auténticamente el censo, acaso fuera más tarde objeto de glosas. Una población de 5-6 millones resulta considerable, pero no exagerada para un país y un pueblo como el Israel de entonces. Cfr. Reinke.

Beiträge 1 205.

2 En algunas versiones antiguas, con las que coincide 1 Par. 21, 12, se lee tres años. Cír. Reinke,

David tuvo sus temores, aun antes de que le fuese enviado el profeta Natán. — Mas Dios lo permitió porque estaba enojado con el pueblo (11 Reg. 24, 1; acaso por la rebelión contra el rey legítimo, instituído por Dios), y quería poner de manifiesto mediante el castigo la compenetración que debía existir entre el pueblo y el rey. Al mismo tiempo este hecho dió motivo a una espléndida y maravillose aparición del Angel del Señor, a las súplicas y a los sacrificios expiatorios de David y, finalmente, a la designación del lugar permanente de la explación, del solar donde se había de erigir el Templo.

1 Según 1 Par, 21, 5, 1.100.000 de Israel y 470.000 de Judá (sin Leví y Benjamín). Según 1 Par, 27, 24, no llegó a terminarse el censo; por lo que no se apuntó en los anales de David. No constando suttenticamente el censo ; por lo que no se apuntó en los anales de David. No constando suttenticamente el censo ; que a me tarde pointo de diosas Lina población de se formillosa resultante en conserva de segundo en los anales de David. No constando suttenticamente el censo ; que a me tarde pointo de diosas. Lina población de se formillosa resultante.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En algunas versiones antiguas, con ras que contract 1, 140.
<sup>3</sup> Según II Par. 24, 24, por 50 siclos; según I Par. 21, 25, por 600 siclos (¿de oro?). Desaparece la contradicción si se entiende ser de oro los siclos, traduciendo I Par. 21, 25 de esta manera: «Y David dió a Ornán en el lugar (entonces mismo, en la era) siclos de oro por valor de 600 (siclos de plata). Según esto, 50 siclos de oro equivalen a 600 de plata, viniendo a ser la razón del siclo de plata al de oro en tiempo de David 1: 12. En esta razón estaba la plata con el oro en Babilonia (cfr. KB IV 142). El campo costó a David unos 1.150 marcos oro.

<sup>\*</sup> Neteler, Das dritte und vierte Buch der Konige (Münster 1899); A. Sanda, Die Bücher der Konige, dos tomos (Münster 1911-12); Schlogl, Die Bücher der Könige (Viena 1911); Döller, Geographische und ethnographische Studien zum dritten und vierten Buch der Könige (Viena 1904); Nagl, Nachduvlische Konigsgeschichte Is-aels (Viena 1905).

tomporáneas (en parte oficiales), por testimonios externos y por el carácter de lus profetas. En general, todos aquellos que no se dejan arrastrar por su averala historiografía religiosa, les reconocen fidelidad y credibilidad 1.

El autor de estos libros nos es desconocido; la tradición judía los atribuye al profeta Jeremías, con lo cual están conformes los exegetas católicos modernos (Hoberg, Schlögl). De seguir esta hipótesis, es preciso admitir que los últimos versos del IV libro fueron añadidos posteriormente. Es notable la semejanza de ustilo y espíritu entre el libro de Jeremías y los últimos libros de los Reyes; y sorprende que en este libro «profético» no se nombre a Jeremías, habiendo Intervenido tanto en los últimos decenios del reino de Judá. Sanda se inclina a que el autor estuvo por lo menos en próxima relación con Jeremías.

551. Treinta años tenía David cuando subió al trono de Judá, y reinó sobre ludir e Israel en total cuarenta años. Los achaques de la vejez le habían debilitudo, y se acercaba el fin de sus días. Había designado a Salomón por sucesor muyo, conforme a la voluntad del Señor 2. Pero Adonias, el mayor de los hijos que le vivían, quiso alzarse con el reino, lo cual fué causa de la ascensión de Salomón al trono en vida de David y de la muerte del rebelde. El sumo sacerdote Abiatar siguió el partido de Adonías; al partido de Salomón se adhirieron ul sumo sacerdote Sadoc, el profeta Natán, el jefe de la guardia real, Banaías, y la mayor parte del ejército de David. Para inaugurar su reinado ofreció Adonías un sacrificio en la peña de la Serpiente que está junto a la fuente de Rogel , e luvito a él a todos sus partidarios para hacerse proclamar rey, como en otro tlempo Absalón 4. El profeta Natán participó a David la sublevación de Adonías por medio de Betsabce, madre de Salomón. David mandó que montasen a Salumón en la mejor mula del rey, que Sadoc le ungiese por rey en Gihón y que fuese proclamado públicamente como tal. Así se hizo; y he aquí que todo el pueblo gritó: «Viva el rey Salomón». Todos fueron en pos de él con tales gritos de júbilo y aclamaciones, que Adonías y los suyos lo oyeron. Y habiendo sabido la causa, fuéronse cada uno por su lado, y Adonías se refugió en el Tabernáculo del Señor, y asió los cuernos del altar . Salomón le perdonó, diciendo: « fuere hombre de bien, no caerá en tierra ni siquiera uno de sus cabellos»; mas il (en lo futuro) fuere hallada maldad en él, morirá».

552. Llamó luego David a todos los jefes y príncipes de Israel, y les dijo: «Escuchadme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tuve intención de construir un templo al Señor, y reuni los materiales para fabricarlo !. Mas el Señor me dijo: «No edificarás tú la casa de mi Nombre, por ser un varón guerrero, y haber derramado sangre. Pero tu hijo Salomón ha de edificar mi casa; y yo afirmaré su reino, si él perseverase en el cumplimiento de mis mandamientos. Ahora, pues, que el Señor nos oye, os exhorto a que guardéis los mandamientos del Señor, a fin de que poseáis usta buena tierra y la dejéis a vuestros hijos en herencia perpetua. Y tú Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con perfecto corazón y con ánimo devoto; porque el Señor escudriña todos los corazones y penetra todos los pensamientos del espíritu. Si le buscares, le lullarás, y si le dejares, te desechará para siempre».

Acerca de la cronología cfr. núm. 577.

Cfr. 11 Reg. 7, 12; 12, 25; 1 Par. 22, 9; núms. 513 y 552. El pozo de Rogel (de los exploradores o de los bataneros), llamado hoy pozo de Job está al sur ra puco un nogre que nos expioradores o de los bataneros), llamado hoy pozo de Job está al sur de la confluencia del valle de Hinnón con el de Josafat, en el punto más bajo del suelo de Jerusalén, an m. más profundo que el ángulo noroeste de la ciudad (cfr. núm. 508). Se llama también pozo de Nehemias o del fuego, por haber escondido allí los sacerdotes el fuego sagrado del altar antes de la runtividad (cfr. núms. 321, 676, 716), y haberlo encontrado Nehemías a su regreso de Babilonia (11 Mach. 1, 19 ss.). Tiene unos 40 m. de profundidad, poca agua ordinariamente, pero abundante después de la extración de las lluvias. Cfr. Döller, Studien 5 ss.

Cfr. núm. 540.

Cfr. núm. 307.

<sup>\*</sup> Cfr. 1 Par. 28 y núm. 513. Los modernos (cfr. Baentsch, David 163) tienen estos datos por históliamente falsos y absolutamente legendarios; lo único cierto para ellos es que sin un David no
lubleran existido ni reino con Jerusalén por capital, ni Templo. Pero aun queda en pie II Reg. 7,
duide sin duda alguna use encierra una tradición fidedigna» (Kautzsch, Die Heilige Schrift des AT
mitt y no parece increfble que David concibiese el plan del Templo e hiciera los preparativos, cuando
los suntuosos templos en honor de los dioses eran el orgullo de los grandes monarcas y conquistadores
del antiguo Oriente. Por el contrario, sería extraño que David no hubiese prestado atención a este
asunto. Ejemplos y pruebas documentales del antiguo Oriente en Karge, Geschichte des Bundesgedankens im AT 1 207 ss. Cfr. Kugler, Von Moses bis Paulus 264 ss.

Indicó David a Salomón los materiales para la fábrica del Templo y confección de vasos y objetos del culto, una cantidad inmensa de oro, plata, bronce, hierro, madera de cedro, piedras preciosas y mármol, que había reunido desde hacía tiempo 1; dióle el diseño del Templo que el mismo hiciera por inspiración divina 2, y de todos los edificios y atrios; y le explicó la distribución que había hecho de los sacerdotes en veinticuatro órdenes, para que sirvieran en el Templo por turno, según la suerte: la disposición análoga que había hecho de los levitas, de entre los cuales escogió 4.000 cantores que, bajo la dirección de Asaf, Hemán e Iditum, cantasen por turno himnos sagrados en alabanza del Señor, y tañesen toda clase de instrumentos 3. Y añadióle por fin: «Manos, pues, a la obra sin temor; porque el Señor mi Dios estará contigo y no te desamparará hasta que concluyas todo».

Y volviéndose a toda la multitud dijo 4: «La empresa es grande; porque la habitación que se dispone no es para un hombre, sino para Dios. Yo tengo preparados los materiales para la casa de mi Dios; oro y plata para los vasos, bronce, hierro y madera y toda clase de piedras preciosas y mármol en gran cantidad. Mas ahora, llenad vosotros vuestras manos con presentes y ofrecedlos al Señor». Y los príncipes <sup>5</sup> y el pueblo ofrecieron al Señor con largueza y alegre corazón para la obra de la casa de Dios.

Alegróse David en gran manera y dijo: «Bendito eres, Señor Dios de Israel, nuestro padre; de eternidad en eternidad, tuya es, Señor, la grandeza, y el poder, y la gloria, y la victoria. Y a ti la alabanza; porque todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, tuyas son; y lo que hemos recibido de tu mano, eso te hemos dado. Sé, Dios mío, que pruebas los corazones, y amas la sencillez, y por esto yo, con sencillez de corazón, he ofrecido alegre todas estas cosas, y he visto que tu pueblo, reunido en este lugar, te ha ofrecido con grande gozo sus presentes. Señor de nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad de su corazón, y sea siempre perdurable este propósito hacia tu culto. Da también a Salomón, mi hijo, un corazón perfecto, para que guarde tus preceptos». Y toda la asamblea bendijo al Señor, y postrándose, adoraron a Dios. Y a la mañana siguiente ofrecieron en holocausto 1.000 toros, 1.000 carneros, 1.000 corderos con las correspondientes libaciones, sin contar otros sacrificios. Y alegres celebraron un banquete delante del Señor, e insistieron en ungir por segunda vez a Salomón solemnemente por sucesor de David, y le tributaron homenaje con gran regocijo.

<sup>1</sup> Según I Par. 22, 14 ss., 100.000 talentos de oro (cír. núm. 298); 1.000.000 de talentos de plata i bronce, hierro y madera sin tasa ni medida para todo lo necesario. De sus bienes particulares contribronce, merto y mauera sin tasa ni medida para todo lo necesario. De sus bienes paractulates contribuyó David con 2.000 talentos del mejor oro de Ofir (núm. 567) y 7.000 talentos de plata (1 Par. 29, 4). Evidentemente hay exageración en la cantidad de estos teosoros, más de 20.000 millones de marcos es muy probable que haya habido confusión en las letras que designan los números, o que los copistan hubiesen anadido cifras; lo cierto es que las antiguas versiones no coinciden en estos datos; tal ven existe aquí algún error textual. Kugler (Von Moses bis Paulus 264 ss.) pone «siclos» por «talenton», existe aqui agun error textual. Ruger (von moses ois raums 20q ss.) poir estitoso poi etactiono puesto que según I Par. 29, 7, 5.000 talentos de oro (?) equivalen a 10.000 dracmas de oro. Efectivamente, 10.000 dracmas de oro, según la pesa del Templo, equivalen a 5.000 siclos de oro. Según esto, los 100.000 talentos de oro. se reducen a 33 ½, 4, 4 emillón de talentos de plata a 333 ½, 3 suma respetable si consideramos las guerras que llenaron todo el reinado de David (cfr. 1 Par. 22, 14: «a pesar de mi situación apurada»; cfr. la colecta para el Tabernáculo, Exod. 38, 24 s.). Lo único extraño en esta solución es que cantidades tan grandes quedan expresadas en las unidades más chicas. Tal vez 100 de la consecución de la con haya que entender los números matemáticamente, sino en globo, como expresión de una «suma inculeir lable». Esta conjetura tiene su fundamento en el carácter mismo de todo este relato del Libro de las Crónicas, comparado con los pasajes paralelos de los Libros de los Reyes; cfr. la observación esin tuan ni medida». Por otra parte no es incresble tan grande cantidad de metales nobles en aquella épocipues sabemos que en las ciudades de la antigüedad se acumulaban grandes tesoros procedentes del
botín de guerra, de los tributos de los pueblos conquistados y de los tributos y donativos voluntarios. Hummelauer, Comm. in Paralip. 328.

I Par. 28, 19. <sup>2</sup> I Par. 22-26; cfr. núm. 515.

<sup>4</sup> I Par. 29.

<sup>\* 5.000</sup> talentos de oro y (según Kugler, «igual a») 10.000 dáricos; 10.000 talentos de plata; muchas piedras preciosas; 18.000 talentos de bronce; 10.000 talentos de hierro. Acerca de sumas tan crecidas cfr. más arriba, nota 1. El dárico es una moneda de oro persa (8, 4 gr.), 23 marcos oro. Circulaba en Palestina en tiempo de Esdras (Esdr. 8, 26) y desapareció con los persas. Ese dato en dáricos proviene tal vez de algún glosador de los comienzos de la dominación macedónica.

Como sintiese David que sus días tocaban a su fin, exhortó de nuevo a su Idio Salomón, diciendo: «Yo voy al lugar donde van a parar todos los mortales. Observa los mandamientos del Señor, siguiendo sus caminos, para que aciertes en cuanto hagas y en cuanto pongas la mira, a fin de que el Señor cumpla su promesa: si tus hijos anduvieren en mi presencia siguiendo la verdad, permanecerà siempre entre ellos el reino». Encargóle que no dejase sin castigo los homicidios traidores de Joab y las malignas maldiciones de Semeí contra el ungido del Señor , y recompensase y sentase a su mesa a los hijos de Berze-llai, por el amor que le mostraron cuando huía de Absalón. Y fué David a desomsar con sus padres, y le enterraron en la ciudad de David \*.

554. La misma Sagrada Escritura 3 hace el elogio de David, ensalzando sus virtudes, su celo por la gloria de Dios y prosperidad del reino, humilde penitencia y elevado destino como padre y figura del Mesías. El recuerdo del



Fig. 66. - El Cenáculo, donde se halla el supuesto sepulcro de David.

Rey-Profeta se ha conservado entre judíos y mahometanos. La Iglesia católica le tiene en gran veneración, celebra su memoria el 29 de diciembre y se sirve en el culto de los Salmos davídicos como de oraciones inspiradas por el Espíritu Santo. En cambio, la historiografía moderna desfigura de una manera increíble el retrato de David, presentándole como aventurero sin conciencia, avaro, intrigante y cruel, a quien más tarde se ha rodeado de la aureola de santidad y poesía salmódica 4. Pero este juicio se apova en la interpretación completamente

<sup>! 🔝</sup> infundado el reproche de «venganza sangrienta» que se hace a David por sus últimas dispoolciones. David habló como rey a su sucesor en el trono. Como rey y juez lugarteniente de Dios, estaba obligado a castigar las demasías de Joab; mas no lo pudo hacer en vida, una vez porque su relno todavía no estaba suficientemente consolidado, otra porque las rebeliones de Ábsalón y de Seba lo habian nacudido demasiado (cfr. núms. 505 y 545 s.). No por eso había de quedar sin castigo el alevoso nacellito, que a sus pasados crímenes añadió el de secundar la rebelión de Adonías. — David había perdonado los agravios de Semel como lanzados contra su persona; pero como encerraban también una obsusa a Dios por ir dirigidos contra «el ungido del Señor», no era justo que Salomón dejase impune al culpuble; debía castigarle en la primera coyuntura, y podía hacerlo sin que ni aun tuviera apariencia de venganza privada. Del hecho de haber prohibido Salomón a Semel salir de Jerusalén bajo pena de nuerte, se deduce que éste no cesaba de maquinar contra la casa de David.

La decir, en Sión, en el regio alcázar de Sión, donde fueron sepultados los más de sus sucesores

en el apanteón de los reyesa. Cfr. Mommert, Die Topog, des alten Jerusalem 1 263 ss.

In particular Eccli. 47, 2-14.

caprichosa de las fuentes; y los mismos racionalistas lo califican de injusto y

desprovisto de valor científico.

David es tigura del Mesías, con quien tiene de común el lugar del nacimiento y muchísimos rasgos y analogías, tanto en la vida privada como en la pública. Especialmente en sus padecimientos (persecución, subida al monte de los Olivos, deslealtad traidora de Aquitofel) y en sus triunfos, es una de las más preclaras figuras del Mesías. Rey y profeta como Jesucristo, su reino es tipo del mesiánico y figura de la historia de la Iglesia. Ambos, de principios humildes, se robustecieron y dilataron cada vez más entre muchos y duros combates contra los enemigos interiores y exteriores.

El sepulcro de David lo encontramos citado por Nehemías . Según Flavio Josefo \*, Salomón depositó allí grandes tesoros en recipientes separados, de uno de los cuales sacó el sumo sacerdote Hyrcano (132 a. Cr.) 3.000 talentos de oro . También Herodes el Grande fué allí en busca de tesoros . Pero ni el uno ni el otro llegaron hasta las celdillas sepulcrales de David y Salomón . Todavía san Pedro alude al sepulcro de David con estas palabras: «Su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy» 6. Por las cartas de las santas Paula y Eustoquio a Marcela vemos que también en la Iglesia primitiva se tuvo en gran veneración dicho sepulcro y que los fieles acudían allí a orar como a otros santos lugares 7. El sitio es incierto, y de las excavaciones nada se ha podido averiguar. Los mahometanos creen poseerlo en la cripta de la antigua iglesia del Espíritu Santo (fig. 66), llamada hoy mezquita del «Profeta David» (Deir Nebi Daud), unos doscientos pasos al sur de la Puerta de David, fuera del muro meridional de Jerusalén 8.

#### 72. Primeras disposiciones de Salomón. Su oración y prudente sentencia

(III Reg. 2, 12 a 4, 34; cfr. II Par. 1)

Unos veinte años tenía Salomón cuando subió al trono de su padre ". Adonías, que sólo en apariencia se le había sometido 10, pensaba hacer valer pronto sus pretensiones al trono; por lo que pidió a Betsabee intercediese con su hijo para que se le diese por mujer a Abisag la sunamita, que lo había sido de David en los últimos años. Betsabee en su sencillez no tuvo en cuenta haber sido esta doncella legítima mujer de David y que Adonías buscaba en aquel matrimonio un nuevo título para ocupar el trono. Prestóse, pues, a los deseos de Adonías y fué a ver al Rey. Luego que Salomón la vió, levantándose salióle al encuentro, postróse en su presencia y fué luego a sentarse en su trono; y haciendo colocar otro para su madre, la rogó se sentase a su derecha. Luego dijo ella: «Vengo a pedirte una gracia, que por cierto es muy pequeña; no me la niegues». Respondió el Rey: «Pide lo que quieras, madre mía, que no es razón que yo te disguste». Y ella dijo: «Pues, da a Abisag la sunamita por esposa a tu hermano Adonías».

Penetrando al instante las intenciones de Adonias, respondió Salomón: az Por qué la pides para Adonias? Pide también para él el reino; pues él es mi hermano mayor que yo, y tiene a Abiatar el sacerdote y a Joab. Esto y aquello haga el señor conmigo, si no es verdad que contra su propia alma ha hablado Adonías esta palabra. I'ues, vive Dios, que hoy mismo ha de morir Adonías».

Y envió el rey Salomón a Banaías, el cual le mató.

Dijo también el Rey a Abiatar el sacerdote: «Vete a Anatot, tu patria ".

Nehem. 3, 16. Acerca de las cuevas sepulcrales véase núm. 165.

Ant. 7, 15, 3; 13, 8, 4.

Más de 400 marcos oro; cír. núm. 298.

Ant. 16, 7, 1. 1bid. 7, 15, 3.

Act. 2, 29. Ep. S. Hieron. 46, al. 17, n. 12.

Vease una descripción detallada en el tomo II num. 339 ss. y en Keppler, Wandersahrten u-Wallfahrten 1-11 255 ss.

<sup>971</sup> a. Cr. Roboam, su hijo y sucesor, había nacido un año antes (cfr. III Reg. 3, 7 con 11,

<sup>42; 14, 21).</sup>Cfr. núm. 551; A. Šanda, Salomon und seine Zeit, en BZF IV 1 (1913).
Cludad sacerdotal de la tribu de Benjamín, patria del profeta Jeremías, 5-6 Km. al norte de

Purque en verdad has merecido la muerte; mas no te mataré hoy, porque llevasno d'Arca del Señor Dios delante de David mi padre, y tuviste parte en todos

lia trabajos que padeció mi padre».

Al primer rumor de le ocurrido, refugióse Joab en el Tabernáculo del Señor, r asió el cuerno del altar. Pero la Ley disponía que quien hubiese matado a on premeditación y alevosía, fuese sacado del altar para ser muerto 1. No queriendo, pues, Joab abandonar el Tabernáculo, mandó Salomón a Banaías que le matase allí mismo, para que la sangre derramada por Joab no pesase sobre la casa de David 2. Dió Salomón el mando del ejército a Banaías, y nombri sumo sacerdote a Sadoc 3,

Mandó por último llamar a Semeí, y le dijo: «Hazte una casa en Jerusalén, y limbita en ella, y no saldrás de allí para ir de una parte a otra. Mas, ten enlandido que en cualquier día que salieres y pasares el torrente Cedrón, serás umerton . Muy contento Semei de una orden que no esperaba tan blanda, juró intermemente no salir del recinto de Jerusalén. Mas, al cabo de tres años, acontició que habiéndosele escapado dos esclavos que se pasaron al rey Aquis de Get, Semes les siguió para traerlos de nuevo a Jerusalén. Cuando Salomón se enteró do esto, hizo ejecutar el castigo con que amenazara a Semeí.--Por rigurosas que fuesen estas medidas, eran sin embargo justas, y aun necesarias, para allunzar el trono y evitar nuevas rebeldías.

556. Salomón amó al Señor y guardó sus preceptos. A fin de impelinón y ofreció un gran sacrificio. Alli se le apareció en sueños el Señor y le dijo: Pide lo que quieras que yo te otorgue. Respondióle Salomón: «1ú, Señor mío, hiciste rey a tu siervo; mas yo soy un niño débil e inexperto. Da pues a tu siervo un corazón dócil, para que pueda hacer justhem a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo». Agradó la petición ii Dios, por lo que le contestó: «Por cuanto has demandado esta cosa y no has pedido para ti ni largos días de vida, ni riquezas, ni las almas de tus enemigos, sino sólo sabiduría para discernir lo justo, he accedido a tus palabras y te he dado un corazón sabio y de tanta inteligencia, que ninguno antes de ti te ha sido semejante, ni lo será después de ti. Y aun esto que no has pedido, te he dado, a saber : riquezas y gloria. Y si anduvieres en mis caminos, y guardares mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre, prolongaré tus días». Regocijado volvió Salomón a Jerusalén; ofreció en agradecimiento nuevos sacrificios ante el Area Santa y dió a todos sus criados un gran banquete en la presencia del

Pronto se le ofreció ocasión de demostrar su sabiduría. Presentáronsele dos mujeres pidiendo que fallase en un asunto muy difícil. Dijo la uma: «Yo y esta mujer vivíamos en una misma casa. Tuvimos cada una un niño; mas el de esta mujer murió una noche, porque estando ella durmiendo le sofocó. Y levantándose en silencio a una hora intempestiva, tomo a mi hijo del lado de tu sierva que dormía y lo puso en su regazo, y n su hijo, que estaba muerto, lo puso en el mío. A la mañana encontré muerto a mi hijo; pero mirándole con mayor cuidado a la claridad del

Allí se encontraba el Tabernáculo de Moisés (sin el Arca de la Alianza) y el altar de los holo-mutos (1 Par. 16, 39; 21, 29). Acaso eligiera Salomón esta «celebérrima ciudad sagrada» por celebrar la toma de posesión del trono con solemnidades religiosas y fiestas populares en que pudiesen tomar

purte las tribus del norte. Cfr. Kugler, Von Moses bis Paulus 104 ss.

formalén, llamada hoy Anâta. Cfr. núm. 387; Doller, Studien 63. Está situada en la cresta de una montaña, desde donde se divisa el valle del Jordán y el mar Muerto. En 1881 los rusos compraron las ruham de una iglesia de tres naves de 20 m. de longitud por 12 m. de anchura, con restos de un hermonismo solado de mosaico. LB I 251. Rb 29.

1 Cfr. Exod. 21, 14; núms. 307 y 347.

2 Cfr. Num. 35, 19 ss.; Deut. 19, 11 ss.

2 Con esto volvió el pontificado de la rama de Itamar a la de Eleazar, de la cual ya no salió limita el reinado de Antíoco IV (175-164 a. Cr.); cfr. núms. 459, 489, 511.

4 Cfr. núm. 553. Quería vigilar a este hombre de malas intenciones y darle muerte como a Joab, penna se hiciose reo de algún crimen. La ocasión se presentó al quebrantar Semeí el juramento de no salid de Jerusalén, hecho de que no pudo disculparse. Obró Semeí arbitrariamente, pues de otra suerte linluín denunciado el hecho al Rey. Además, el haber ido en pos de los esclavos al rey Aquis de Filistea y recuperado los de éste sin dificultad, le hacía sospechoso de traición.

Allí se encontraba el Tabernáculo de Moisés (sin el Arca de la Alianza) y el altar de los holo-

día, reconocí que no era el mío». Como ambas se disputasen el niño vivo delante del Rey, dijo éste : «Traedme una espada». Y luego mandó : «Dividid al niño vivo en dos partes, y dad una mitad a la una y la otra mitad a la otra». Asustada y acongojada la mujer a quien realmente pertenecía el niño vivo, clamó al Rey: «Dale, te ruego, oh Señor, a ésa el niño vivo, antes que matarle». La otra, en cambio, decía: «Ni sea mío ni tuyo; sino divídase». Respondió el Rey, y dijo: «Dad a aquélla el niño vivo, y no se le quite la vida; porque es su madre». Oyó, pues, todo Israel la sentencia que había pronunciado el Rey, y le temieron, viendo que había en él sabiduría de Dios para hacer justicia.

La sabiduría otorgada por Dios a Salomón era triple:

a) Religiosa, ciencia sobrenatural de las cosas divinas, de la cual se dice aquella sentencia: «Todo el oro, comparado con ella, no es más que un poco de arena; y, a su vista, la plata será tenida por lodo; su resplandor es inextinguible» 1. b) Sabiduría moral y política, luz emanada de aquella sabiduría religiosa que guía al príncipe y a los súbditos a la felicidad temporal y a la salvación eterna. A ésta se aplica aquella sentencia: «En la sabiduría reside el espíritu de inteligencia, santo, inmaculado, amante del bien, benéfico, amador de los hombres, benigno, etc.» 2. c) Sabiduría natural y profana, que otorgó Dios a Salomón para que conociese las artes y ciencias naturales; por lo que se ponen en boca de Salomón aquellas palabras: «Dios me dió la verdadera ciencia de las cosas existentes; para que yo conozca la estructura del mundo y las virtudes de los elementos, el principio y fin y el medio de los tiempos, el curso del año y la posición de las estrellas, los instintos de los animales salvajes y domésticos, la variedad de las plantas y las virtudes de las raíces, etc.» . Por la unión de estas tres sabidurías, se aventaja Salemón a todos los sabios del Antiguo Testamento; pero Moisés y los profetas poseyeron conocimiento más profundo de las cosas divinas: y en el Nuevo Testamento apareció la Sabiduría misma encarnada en Cristo y se comunicó a sus santos mucho más espléndidamente que en el Antiguo Testamento ...

#### Construcción y Dedicación del Templo 5

(III Reg. 5-8. II Par. 2-7)

558. Uno de los primeros cuidados de Salomón fué llevar a cabo el plan de su padre, construyendo un Templo digno del Señor.

Una embajada que el rey Hiram de Tiro (fig. 67) 6 le enviara para darle el parabién por su ascensión al trono y renovar la amistad concertada con su padre David, le ofreció ocasión de entrar en tratos con este rey acerca de los materiales y de los operarios que necesitaba para la obra. Ajustó, pues, Salomón con Hiram un contrato, en virtud del cual el rev de Tiro se comprometía a proveer-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sap. 7, 9 10; cfr. Iob 28, 15 ss. — Acerca de los libros atribuídos a Salomón (Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés) cir. núms. 775-781.

Sap. 7, 22 ss.; cfr. lac. 3, 17; núm. 803.

Sap. 7, 17.

Baruch 3, 38. Matth. 12, 42. Ioann. 1, 14 16. I Cor. 1, 5 19 ss.; 30; 2, 6; Ephes. 1, 8. Col. 2, 2 SS.

Col. 2, 2 ss.

Acerca del Templo (salomónico) cfr. especialmente Schick, Die Stiftshütte; Der Tempel in Jerusalem, etc. (con 47 grabados y 11 litografías; Berlín 1896); P. O. Wolff, Der Tempel zu Jerusalem (Viena 1913). Para fines práctico-populares es muy a propósito Bauer, Der Tempelberg in Jerusalem und seine Heiligtümer (con dos fotolitografías y seis totografías; Einsiedeln-Waldshut 1899).

Cfr. núm. 507. Acerca del sepulcro de Hiram véase III. 1901, 121 s. Los modernos, especialmente Winckler y Jeremías (ATAO\* 484), interpretan las relaciones de Salomón con Hiram (fenicios) como las de vasallo con su soberano. Mas esto, ni se compadece con el relato bíblico (que sólo habla de un pacto y compromiso entre ambos), ni se demuestra por fuentes extrabíblicas. Más tarde el reino del norte dependió temporalmente de los fenicios, como lo prueba la penetación del culto de Baal entre los israelitas y el matrimonio de Acab con una princesa de Tiro; no así el reino de Judá, que antes bien buscaba la amistad de Damasco. Probablemente las relaciones de Salomón con Hiram en el primer período fueron las de deudor con acreedor; porque Salomón empeñó 20 ciudades del norte de Israil. período fueron las de deudor con acreedor; porque Salomón empeñó 20 ciudades del norte de limitalia que más tarde le fueron devueltas. De suerte que no hay contradicción objetiva entre III Reg, 9, 11 y II Par. 8, 2. Véase Sanda 1. c. 29 s.

lo de madera de pino y cedro 1 y de piedras preciosas 2 del Líbano; en cambio Tahunón se obligaba a dar a Hiram cada año 20.000 coros 3 de trigo y 20 de ncelte finísimo para la manutención de su corte, y todo lo necesario para los trabajadores que señalase Hiram, a saber: 20.000 coros de trigo y otros tantos de cebada, 20,000 metretas 4 de vino y otras tantas de aceite; y una vez termiundas todas las obras, veinte ciudades al norte de Galilea, en compensación, regim parece, o como prenda 6 de los 120 talentos de oro 6 que le dió el rey tirio. Lucogió también Salomón 30.000 obreros de todo Israel, a los cuales enviaba al Libino por turno, 10.000 cada mes: de modo que los obreros trabajaban un mes y permanecían dos en sus casas 7. De los 153.600 cananeos que todavía moraban en el país, destinó Salomón 70.000 para el acarreo de los materiales, 80.000 por canteros, 3.300 para capataces y 300 para sobrestantes; y todavía añadió



Fig. 67. - Mausoleo de Hiram, rev de Tiro,

340 sobrestantes israelitas 4. La madera y la piedra fueron tan completa y acahadamente trabajadas en el mismo Líbano, que en la construcción no se oyó conido de martillo, cincel ni otro instrumento de hierro. Los operarios de Hiram llovaban el material en balsas por el mar hasta Joppe, puerto de Israel, de donde era transportado a Jerusalén.

559. En el año 480 de la salida de Egipto, en el cuarto año de su relinido, en el segundo mes <sup>8</sup>, comenzó Salomón la fábrica del Templo, son los diseños que David, su padre, por inspiración divina proyecta-La grandiosidad y magnificencia del edificio correspondía a los granpreparativos. Se conservaron en número y medida las proporciones

La palabra hebrea beroschim significa probablemente cipreses, frecuentemente citados con los rodine como madera preciosa de construcción. En Palestina la madera ordinariamente empleada para construir era la higuera silvestre; cír. Fonck, Streifzüge 77; Hagen en LB I 27; acerca del cedro véase плинен доб.

Le le proposition de la piedra ordinaria de construcción; pero aqui se trata de materiales de sillares de 4 y 5 m. de longitud (111 Reg. 7, 10). Utilizáronse principalmente para nivelar la meta del monte Moria y ampliarla con un sistema de construcciones subterráneas abovedadas que actualmente del valle del Cedrón. Así se formó ya en aquel tiempo casi toda la inmensa explanada del valle del Cedrón. Así se formó ya en aquel tiempo casi toda la inmensa explanada del templo, aun hoy existente, de 500 m. de largura por 300 de anchura (cfr. Fl. Josefo, Ant. 8, 3, 9). mann del edificio.

<sup>74 880</sup> hectolitros. Cfr. núm. 152.

<sup>4 7.288</sup> hectolitres.

Cfr. 11 Par. 8, 2.

Mán de 3.000 Kg., casi 16.250.000 marcos oro (cfr. núm. 298).

inda año, por consiguiente, trabajaban cuatro meses para Salomón.

¹ l'amblén accrea de estos números se han suscitado dudas, mientras que los datos anteriores no dificultad alguna. Es evidente que, dada la dificultad del transporte por países montañosos municipales caminos, se necesitaba un gran número de trabajadores. Puede ser también que el Texto de, en números redondos, la totalidad de los operarios destinados y disponibles para estos trabajas, sin que sea preciso admitir que todos ellos se empleaser simultáneamente.

Kugler (Von Moses bis Paulus 172 ss.) calcula que el Templo se comenzó en el año 968 a. Cr. Rata fecha, determinada con sumo esmero, ofrece garantía de certeza y la adoptamos en nuestro Manual.

30 Cfr. núm. 552.

día, reconocí que no era el mío». Como ambas se disputasen el niño vivo delante del Rey, dijo éste : «Traedme una espada». Y luego mandó : «Dividid al niño vivo en dos partes, y dad una mitad a la una y la otra mitad a la otra». Asustada y acongojada la mujer a quien realmente pertenecía el niño vivo, clamó al Rey: «Dale, te ruego, oh Señor, a ésa el niño vivo, antes que matarle». La otra, en cambio, decía: «Ni sea mío ni tuvo: sino divídase». Respondió el Rey, y dijo: «Dad a aquélla el niño vivo, y no se le quite la vida; porque es su madre». Oyó, pues, todo Israel la sentencia que había pronunciado el Rey, y le temieron, viendo que había en él sabiduría de Dios para hacer justicia.

557. La sabiduría otorgada por Dios a Salomón era triple:

a) Religiosa, ciencia sobrenatural de las cosas divinas, de la cual se dicr aquella sentencia: «Todo el oro, comparado con ella, no es más que un poco de arena; y, a su vista, la plata será tenida por lodo; su resplandor es inextinguible» 1. b) Sabiduría moral y política, luz emanada de aquella sabiduría religiosa que guía al príncipe y a los súbditos a la felicidad temporal y a la salvación eterna. A ésta se aplica aquella sentencia: «En la sabiduría reside el espíritu de inteligencia, santo, inmaculado, amante del bien, benéfico, amador de los hombres, benigno, etc.» 2. c) Sabiduría natural y profana, que otorgó Dios a Salomón para que conociese las artes y ciencias naturales; por lo que se ponen en boca de Salomón aquellas palabras: «Dios me dió la verdadera ciencia de las cosas existentes; para que yo conozca la estructura del mundo y las virtudes de los elementos, el principio y fin y el medio de los tiempos, el curso del año y la posición de las estrellas, los instintos de los animales salvajes y domésticos, la variedad de las plantas y las virtudes de las raíces, etc.» . Por la unión de estas tres sabidurías, se aventaja Salomón a todos los sabios del Antiguo Testamento; pero Moisés y los profetas poseyeron conocimiento más profundo de las cosas divinas: y en el Nuevo Testamento apareció la Sabiduría misma encarnada en Cristo y se comunicó a sus santos mucho más espléndidamente que en el Antiguo Testamento 4.

#### 73. Construcción y Dedicación del Templo 5

(III Reg. 5-8. II Par. 2-7)

Uno de los primeros cuidados de Salomón fué llevar a cabo el plan de su padre, construyendo un Templo digno del Señor.

Una embajada que el rey Hiram de Tiro (fig. 67) 6 le enviara para darle el parabién por su ascensión al trono y renovar la amistad concertada con su padre David, le ofreció ocasión de entrar en tratos con este rey acerca de los materiales y de los operarios que necesitaba para la obra. Ajustó, pues, Salomón con Hiram un contrato, en virtud del cual el rey de Tiro se comprometía a proveer-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sap. 7, 9 10; cfr. Iob 28, 15 ss. — Acerca de los libros atribuídos a Salomón (Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés) cfr. núms. 775-781.

<sup>2</sup> Sap. 7, 22 ss.; cfr. Iac. 3, 17; núm. 803.

Sap. 7, 17. Baruch 3, 38. Matth. 12, 42. Ioann. 1, 14 16. I Cor. 1, 5 19 ss.; 30; 2, 6; Ephes. 1, H.

Col. 2, 2 ss.

Acerca del Templo (salomónico) cfr. especialmente Schick, Die Stiftshütte; Der Tempel in Jerusalem etc. (con 47 grabados y 11 litografías; Berlín 1896); P. O. Wolff, Der Tempel zu Jerusalem (Viena 1913). Para fines práctico-populares es muy a propósito Bauer, Der Tempelberg in Jerusalem und seine Heiligtümer (con dos fotolitografías y seis fotografías; Einsiedeln-Waldshut 1899).

Cfr. núm. 507. Acerca del sepulcro de Hiram véase HL 1901, 121 s. Los modernos, especialmente Winckler y Jeremías (ATAO³ 484), interpretan las relaciones de Salomón con Hiram (fenicios) como las de vasallo con su soberano. Mas esto, ni se compadece con el relato bíblico (que sólo habla de un pacto y compromiso entre ambos), ni se demuestra por fuentes extrabíblicas. Más tarde el reino del norte dependió temporalmente de los fenicios, como lo prueba la penetración del culto de Banl nume los israelitas y el matrimonio de Acab con una princesa de Tiro; no así el reino de Judá, que nume bien buscaba la amistad de Damasco. Probablemente las relaciones de Salomón con Hiram en el primer período fueron las de deudor con acreedor; porque Salomón empeñó 20 ciudades del norte de latrel, que más tarde le fueron devueltas. De suerte que no hay contradicción objetiva entre 111 Reg. 9, 11 y 11 Par. 8, 2. Véase Sanda I. c. 29 s.

le de madera de pino y cedro 1 y de piedras preciosas 2 del Líbano; en cambio se obligaba a dar a Hiram cada año 20.000 coros 3 de trigo y 20 de mente finísimo para la manutención de su corte, y todo lo necesario para los trabajadores que señalase Hiram, a saber: 20.000 coros de trigo y otros tantos de celuda, 20.000 metretas 4 de vino y otras tantas de aceite; y una vez termiundos todas las obras, veinte ciudades al norte de Galilea, en compensación, le que parece, o como prenda 5 de los 120 talentos de oro 6 que le dió el rey tirio. Uscoglo también Salomón 30.000 obreros de todo Israel, a los cuales enviaba al Libano por turno, 10.000 cada mes: de modo que los obreros trabajaban un mos y permanecían dos en sus casas 7. De los 153.600 cananeos que todavía moraban en el país, destinó Salomón 70.000 para el acarreo de los materiales, 80.000 pura canteros, 3.300 para capataces y 300 para sobrestantes; y todavía añadió



Fig. 67. - Mausoleo de Hiram, rey de Tiro.

950 sobrestantes israelitas 8. La madera y la piedra fueron tan completa y acabadamente trabajadas en el mismo Líbano, que en la construcción no se oyó sonido de martillo, cincel ni otro instrumento de hierro. Los operarios de Hiram llevaban el material en balsas por el mar hasta Joppe, puerto de Israel, de donde era transportado a Jerusalén.

559. En el año 480 de la salida de Egipto, en el cuarto año de su reinado, en el segundo mes , comenzó Salomón la fábrica del Templo, según los diseños que David, su padre, por inspiración divina proyectara 10. La grandiosidad y magnificencia del edificio correspondía a los grandes preparativos. Se conservaron en número y medida las proporciones

<sup>1</sup> La palabra hebrea beroschim significa probablemente cipreses, frecuentemente citados con los cedros como madera preciosa de construcción. En Palestina la madera ordinariamente empleada para construir era la higuera silvestre; cfr. Fonck, Streifzuge 77; Hagen en LB I 27; acerca del cedro véase número 566.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> En Jerusalén abundaba la piedra ordinaria de construcción; pero aquí se trata de materiales escogidos, de sillares de 4 y 5 m. de longitud (III Reg. 7, 10). Utilizáronse principalmente para nivelar la meseta del monte Moria y ampliarla con un sistema de construcciones subterráneas abovedadas que arrancaban del valle del Cedrón. Así se formó ya en aquel tiempo casi toda la inmensa explanada del Templo, aun hoy existente, de 500 m. de largura por 300 de anchura (cfr. Fl. Josefo, Ant. 8, 3, 9). De aquí el nombre de «caballerizas de Salomón», que aun hoy se da a las colosales bóvedas de los sótanos del edificio.

<sup>72.880</sup> hectolitros. Cfr. núm. 152.

<sup>4 7.288</sup> hectolitros. Cfr. II Par. 8, 2.

Más de 3.000 Kg., casi 16.250.000 marcos oro (cfr. núm. 298).

<sup>\*\*</sup> Cada año, por consiguiente, trabajaban cuatro meses para Salomón.

\* También acerca de estos números se han suscitado dudas, mientras que los datos anteriores no ofrecen dificultad alguna. Es evidente que, dada la dificultad del transporte por países montañosos y con malos caminos, se necesitaba un gran número de trabajadores. Puede ser también que el Texto Sagrado dé, en números redondos, la totalidad de los operarios destinados y disponibles para estos

<sup>\*</sup> Kugler (Von Moses bis Paulits 172 ss.) calcula que el Templo se comenzó en el año 968 a. Cr. Esta fecha, determinada con sumo esmero, ofrece garantía de certeza y la adoptamos en nuestro Manual.

18 Cfr. núm. 552.

del Tabernáculo, materia y color del mismo; pero todo se ejecutó en ma yor escala y con más riqueza y suntuosidad 1.

El Templo propiamente dicho, construído en sus líneas generales a semejanza del Tabernáculo, medía 60 codos de largo  $(31^{-1}/_2 \text{ m.})$ , 20 de ancho y 30 de alto  $^2$ . Precedíale por la parte oriental un *vestibulo* de 20 codos de ancho y 10 de



Fig. 68. - Puerta meridional del Templo de Salomón. (Reconstrucción de Chippiez),

fondo; por los otros tres lados le rodeaban edificios accesorios de tres pisos <sup>3</sup>; de 5 codos de altura el primero, de 6 el segundo y de 7 el tercero; y a cada piso disminuía 1 codo el grueso del muro del Templo <sup>4</sup>. En el interior estaba el

<sup>a</sup> Cada piso tenía (cfr. Ezech. 41, 6; Fl. Josefo, Ant. 8, 3, 2) unos 30 aposentos de cinco codos de largo por otros tantos de alto; en ellos se guardaban las cosas preciosas, las vestiduras y vasos sagrados y los tesoros del Templo.

LEI P. O. Wolff reduce a una loy unitaria las dimensiones del Templo, demostrando ser el altula unidad de medida y estar relacionado el conjunto por la figura geométrica formada por dos triângulos equiláteros, inscrito el uno y circunscrito el otro en una circunferencia, o por la estrella de seis puntas, el hexagrama. En otra obra: Tempelmasse, ha demostrado que esta ley de proporción se conocía mucho antes que existiera el templo salomónico y dominó la arquitectura religiosa antigua y cristiana. — El relato de la construcción del Templo ofrece muchas dificultades (cfr. RB 1907, 515: La description du Temple de Salomon; Rb 697). El haber sido construído por artifices extranjeros y según modelos paga nos, no prueba eque en su diseño y avó no expresase la idea específica del culto de Vahve, antes hien se acomodara a los conceptos religiosos de Orienten (Benzinger, Hebr. Archãologie³ 329). Con los acedificios extranjeros, egipcios, fenicios y babilónicos, sólo tiene de común el pórtico, la gran sala, el Sancta Sanctorum y los edificios laterales. El verdadero modelo que simbolizaba las ideas del culto de Vahve fué el Tabernáculo de Moisés. De éste era el Templo copia exacta; las circunstancias, an embargo, impusieron algunas modificaciones (por ejemplo, en el altar): tratábase no ya de una tienda portátil, sino de un edificio suntuoso.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Según II Par. 3, 3 se trata del codo (sagrado) antiguo (0,525 m.; cfr. pág. 115, nota 3). La medidas se entienden en luz, es decir, según el espacio interior, sin contar el grueso de los muros i seis codos la base del Templo y cuatro la de los edificios laterales (Ezech. 41, 5), prescindiendo también del grueso de los techos. En sentir de Mommert (Topographie II ao ss.) y Hasak (HL 1014, 197), pare el Templo se adoptó una unidad de medida más pequeña que la corriente: el codo de construcción, equivalente a 1 pie, o sea 27-31 cm. según el uno, y a 36-39 cm. según el otro. Pero sucede que los orientales cuidaban mucho de construir los templos según medidas mayores que las empleadas para los edificios profanos (Wolff I. c. 12, nota 1).

<sup>4</sup> Las vigas de los pisos descansaban en los retallos sin penetrar en los muros. Por fuera el edificio

Sancta Sanctorum, de 20 codos (es decir, 10 1/2 m. de largo, ancho y alto); enchim de él quedaba un espacio de 10 codos de alto (II Par. 3, 9), el cual se utilizó probablemente para guardar el antiguo Tabernáculo de Moisés y otras reliquias venerandas. Una pared de 2 codos de espesor separaba el Sancta San-Horum del Santo ! El techo del Templo y de los edificios anejos era de madera de cedro y estaba provisto de una barandilla. Delante de la entrada del vestíbulu " se alzaban dos columnas de bronce artísticamente labradas, llamadas jakin y llooz!, de 18 codos de altura y 12 de perímetro!, las cuales remataban en acudos capiteles ricamente adornados, de 5 codos de altura; su altura total era, juies, de 23 codos (12,075 m.).

Dos grandes atrios rodeaban el Templo. El exterior para el pueblo y el Interior (15 gradas) más elevado 6, para los sacerdotes: ambos con el suelo enlusado " y circundados por sendos muros. Adosados interiormente a los del septentrión y del mediodía, veíanse numerosos edificios de varios pisos, donde se alujaban los sacerdotes, levitas, empleados del Templo, etc., y se guardaban las

movisiones 1. Las puertas eran de bronce 8.

560. La puerta del Templo, de 5 codos de anchura, era de madera de ciuros; ambas hojas, a su vez divididas , giraban sobre goznes de oro; estaban adornadas de molduras artísticas, chapeadas de oro. Semejante era la puerta del Sancta Sanctorum, pero de madera de olivo y de 4 codos de anchura. Abierta esta puerta, todavía quedaba cerrado el Sancta Sanctorum por una cortina del mismo estilo que la del tabernáculo 16. En las paredes del Templo, revestidur interiormente de madera de cedro, se veían figuras de querubines, palmas, frutos y toda clase de flores, tan artísticamente talladas, que parecían de relievi El pavimento y las molduras del Santo y Sancta Sanctorum estaban recu-

mella 95 codos (50 m.) de largo, 50 (26 ½, m.) de ancho y 33 (17 m.) de alto; las construcciones anejas el evalun n 18 codos (9 ½, m.), de modo que los muros del Templo sobresalían todavía 15 codos (y ½, m.). En esta parte superior de los muros iban las ventanas. El vestíbulo tenía 20 codos de ancho, como el cuerpo del edificio, 10 u 11 de fondo (III Reg. 6, 3; cfr. Ezech. 40, 49) y 120 de alto (11 Par. 3, 4). Mas en esto último acaso haya algún descuido en las letras numéricas. Algunos le dan una altura de 20 ó 30 codos; O. Wolff opina que la altura y la anchura eran de 60 codos, de suerte que el vestíbulo tenía habitaciones laterales como más tarde las tuvo el del Templo de Herodes. La entrada tenía (según Ezech. 40, 48) una anchura de 14 codos (7,35 m.); desconocemos la altura, que vunto agra de unos 28 codos (1.47 m.). No tenía hojas ni probablemente cortina. juniu ser de unos 28 codos (14,7 m.). No tenía hojas ni probablemente cortina.

(fr. 111 Reg. 6, 16; Ezech. 41, 3.

(fr. 111 Reg. 7, 21 y 11 Par. 3, 15. Suponen algunos que no estaban separadas del vestíbulo, alno que en ellas descansaba el dintel de la puerta; de ser así, la altura de la entrada estaría com-

prendida en la de las columnas, 23 (26 ó 27) codos.

Jukin significa: El (Dios) asienta (el Templo); Booz o Boos quiere decir: la fortaleza está en El from significa; El (Dios) asima (el Templo), abos o Bons quiele dei la totaleza esta en El Dios), representaban, por consiguiente, la sólida confianza de haberles Dios deparado un Templo from, durindero y cterno, o más bien un reino, del que era centro y símbelo el Santuario, y la plena seguridad de no quedar privados de auxilio y protección los que allí viniesen a orar. Según los molas columnas corresponden a los obeliscos y columnas de los templos de Egipto y Fenicia, en aquellos pueblos por símbolos de la divinidad. «No es cosa de discutir» si las columnas se r condernan en tiempo de Salomón - no digamos más tarde - como símbolo de Yahve (si tenían, por time gulente, algo de común con las masseboth [estelas] prohibidas en la Ley) (Benzinger). Si sólo se untra a la semicianza externa, una cosa puede tener muy diversos significados religiosos.

Lean hucas por dentro, con un espesor de cuatro dedos (8,75 cm.) (Ierem. 52, 17, 20-23). Para más defulles véase III Reg. 7, 13-21 41 s.; Esech. 40, 49. Según Eupolemos (Eusebio, Praec. evang. Ut. 41) estuban recubiertas de una capa de oro de un dedo de espesor.

lerem. 36, 10. Ezech. 40, 31. Cir. 11 Par. 7, 3; lo mismo el atrio exterior (Ezech. 40, 17).

Vonne el plano y la explicación.

Puede entenderse de dos maneras: cada hoja estaba dividida en dos partes de arriba abajo, a componía de una parte superior fija y otra inferior movible. En ambos casos el objeto era el mismo:

que lan grande puerta no estuviese toda abierta.

Vense el plano y la explicación.

Ch. 11 Par. 4, 9. — Nada dice el texto de las dimensiones de los atrios. Si, como es de suponer, in proporciones eran las del Tabernáculo, el atrio de los sacerdotes tendría 200 codos (105 m.) de las no proporciones eran las del Tabernáculo, el atrio de los sacerdotes tendría 200 codos (n.) de las no proporciones eran las del Tabernáculo, el atrio de los holocaustos una superficie de 100 x 100 robba el 10,000 codos (2.756 m²), etc. El atrio exterior o de las mujeres, situado al oriente del de los solucidores, a juggar por el plano del Templo de Herodes, estaba 15 gradas (7 ¹/, codos) más bajo que aqual y tenía 90 codos de largo y ancho, es decir, una superficie de 8.100 codos², más de 2.200 m². Según El locelo y el Talmud, un tercer atrio rodeaba los edificios y atrios anteriormente descritos: el auntimbo exterior» o «monte del Templo», con amplios y espaciosos pórticos y elevadas puertas (11 locelo, Ant. 8, 3, 9; fig. 68). Era de forma cuadrada; según Ezequiel (42, 15-20), tenía 500 codos de lado (más de 260 m), y según Wolff 540 codos. Parece, pues, que ya en tiempo de Salomón había un atrio destinado a los gentiles (cfr. 111 Reg. 8, 41; 11 Par. 6, 32; núm. 563). Estando tan próximos el femplo del Señor y el palacio de Salomón (11 Reg. 7, 1 ss.; 9, 1, 10, 15. IV Reg. 16, 18), solamente aportados por un muro (cfr. Ezech. 43, 8), se cree que también el último estaba edificado en la explano del Templo, al mediodía de él. Por el lado del norte protegía la ciudad y el Templo una torde se llamó Bura y Antonia). La explanada actual (Haram ech-Cherif) data de Herodes, el modificar el Templo, amplió el recinto salomónico primitivo mediante ingentes obras de linuada en la redelificar el Templo, amplió el recinto salomónico primitivo mediante ingentes obras de linuada en la redelificar el Templo, amplió el recinto salomónico primitivo mediante ingentes obras de linuada en la redelificar el Templo, amplió el recinto salomónico primitivo mediante ingentes obras de linuada en la redelifica on Joinzalem 27 BB.

biertas de placas de oro; y las paredes, adornadas con piedras preciosas. En el Sancta Sanctorum se colocaron dos querubines 2 hechos de madera de olivo. de 10 codos de alto, recubiertos de oro; su rostro miraba hacia el exterior, y sus alas extendidas, de 5 codos cada una, abarcaban toda la anchura del Sancta Sanctorum, tocándose sus extremidades debajo de ellas se colocó el Arca del Testamento con sus querubines ...

Todos los objetos sagrados, el altar del incienso, las diez mesas para los panes de la Proposición, los diez candelabros, las cien tazas, etc., eran de oro purísimo. Y aun sobró muchísimo oro y plata, que Salomón depositó en el tesoro del Templo. Son dignos de especial mención el altar de los holocaustos • (figura 70), que era un enrejado broncíneo, de veinte codos de largo y ancho por diez de alto, lleno de tierra y piedra sin labrar, colocado en medio del atrio de los sacerdotes, y el mar de bronce, una gran pila que sustituyó al baño del Tabernáculo . Estaba el mar de bronce entre el altar de los holocaustos y el Templo propiamente dicho, probablemente un poco hacia la izquierda, es decir, hacia el mediodía; su grosor era de cuatro dedos (8,75 cm.); su profundidad de cinco codos (2,625 m.) y su anchura de diez codos (5,25 m.), y era capaz para dos mil bat . El borde superior tenía la forma de azucena y por debajo de él se veían dos series de preciosas ornamentaciones. Descansaba sobre doce toros de bronce, que de tres en tres miraban a los cuatro puntos cardinales 7. A derecha e izquierda del mar de bronce había cinco pilas portátiles de bronce, sobre otros tantos carros de bronce de paredes ricamente adornadas 8; cabía cuarenta bat (960 litros) cada una, y en ellas se lavaba la carne de los sacrificios.

No nos describe la Sagrada Escritura detalladamente estos colosos (de cerca 5 m. de altura). Wolff (l. c. 32 ss.) se los imagina como animales mitológicos análogos a las esfinges egipcias o a los toros alados asirios con cabeza humana, algo así como los animales que arrastraban el carro de Dios,

de la visión de Ezequiel (cap. 1 y 10).

Según tradición judía, estaba asentada sobre una piedra que sobresalía del suelo tres pulgadas, unos ocho centímetros; pero es más probable que lo estuviese sobre un carro, pues la cubrían las ales de los querubines. El Eclesióstico (49, 10; cfr. 1 Par. 28, 18) habla de un carro de querubines Ezequiel vió, juntamente con los querubines, las ruedas del carro de Dios (1, 15 ss.). También Fl. Josefo de Carro de Dios (1, 15 ss.). (Ant. 12, 11) llama «carro de Dios» a los querubines del Templo.

4 Alzábase sobre la «Roca Sagrada» de la mezquita de Omar. Prueba de ello son el tamaño y la disposición de la roca (un canal por donde la sangre de las víctimas iba a perderse en una cueva

subterránea).

Cir. núm. 303.

\* Es decir, unos 730 hectolitros (cfr. núm. 152); Hummelauer, Salomons ehernes Meer, en

BZ 1906, 225 ss.

1 También en los templos de Babilonia se veían grandes pilas, que simbolizaban el reino del nouve el océano celeste, sustentadas por 12 toros, en representación del reino animal. Benzinger, Hebr. Archäologie 330. Aun supuesta la verdad del simbolismo, no deja de tener el mar de bronou un fin práctico. Y si a alguien le pareciere la construcción incómoda para el objeto a que se destinaba, por ser demasiado alta la pila, observe que la Sagrada Biblia nos la describe muy someramente. No eran desconocidos en la antiguedad los acueductos y las grúas.

\* En hebreo mekonah. Se han encontrado analogías — los makanat de los mineos — y en Chipro

Explicación del plano adjunto (fig. 69), que ilustra cuanto llevamos dicho acerca del Templo. ABCD Actual explanada Haram-ech-Cherif. Cámaras. Templo de Salomón. Monte del Templo. R Lugar del palacio de Salomón. abcd Lugar donde más tarde estuvo la Tolla 0 у Atrio exterior. Antonia con su patio Puerta doble (subterránea). Puerta triple (subterránea). 1 Atrio de las mujeres (añadido probablemente después del destierro). W Atrio de los sacerdotes. La erroneamente llamada "Puerta Dorn Н x Altar de los holocaustos, en el sitio que dan. hoy ocupa la «Roca Sagrada», bajo el Kubbet es-Sachra o cúpula de la Roca ı Trono de Salomón. Puerta (Bab en-Nazir). p (mezquita de Omar). ( » el-Hadid). K Sancta Sanctorum. » el-Kattenin). ( » es-Silsele-Schaleiheth (1 Par. Santo. Edificios laterales del Templo. 26, XVI). ( » el-Magharibe). ))

Las curvas de puntos son curvas de nivel; de donde se ve que el Templo con el atrio de los sacetdo tes ocupaba el lugar más elevado, y el altar de los holocaustos (¿el Sancta Sanctorum?) estaba nobre la «Roca Sagrada». Las alturas están dadas en metros. El codo se calcula igual a 0,50 m. (más exestamente 0,52 m.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Para el dorado del Sancta Sanctorum, es decir, de las cuatro paredes, techo y suelo, seis superficies de 400 codos<sup>2</sup> cada una, se emplearon 650 talentos de oro (unos 17.000 Kg., más de 85.000.000 de marcos oro). Cfr. I Par. 29, 2 8; II Par. 3, 6 8). La misma cantidad aproximadamente (666 talenton de oro) percibía Salomón «cada año» (III Reg. 10, 14).

Las puertas del mediodía son antiquísimas; no así las del oeste, que sustituyeron, tal vez, a interpretar por la presenta del mediodía son antiquísimas; no así las del oeste, que sustituyeron, tal vez, a interpretar por la presenta del mediodía son antiquísimas; no así las del oeste, que sustituyeron, tal vez, a interpretar por la presenta del mediodía son antiquísimas; no así las del oeste, que sustituyeron, tal vez, a interpretar por la presenta del mediodía son antiquísimas; no así las del oeste, que sustituyeron, tal vez, a interpretar por la presenta del mediodía son antiquísimas; no así las del oeste, que sustituyeron, tal vez, a interpretar por la presenta del mediodía son antiquísimas; no así las del oeste, que sustituyeron, tal vez, a interpretar por la presenta del mediodía son actual del mediodía son actual del mediodía son actual del mediodía del mediodía son actual del mediodía del mediodí primitivas. Las septentrionales son modernas.

Las rectas de puntos indican edificios modernos o calles.



Fig. 69. - Sitio y planta del Templo de Salomón. (Según el P. Odilo Wolff O. S. B.)

Todos estos utensilios v todos los objetos artísticos se fabricaron bajo la direccción de un famoso artífice de Tiro que se llamaba Hiram (como el rey), hijo de Tirio v de Danita, viuda de un neftalita. El rey Hiram le tenía en tanta estima, que le honraba con el nombre de «padre mío» 1; Salomón manifestó deseos de contar con dicho artífice. Sabía trabajar el oro y la plata, el bronce,



Fig. 70. — Altar de los holocaustos del Templo de Salomón; a la izquierda, el mar de bronce | a la derecha, una pila portátil. (Reconstrucción de Mangeant.)

el hierro y la madera, la púrpura, la escarlata y el jacinto, y era diestro en toda clase de molduras ...

Durante la construcción del edificio habló el Señor a Salomón y le renovó las promesas. A los siete años 4 se terminó la obra. El septimo mes, en la fiesta de los Tabernáculos , reunió Salomón a los ancinnos y príncipes de las doce tribus para trasladar el Arca del Testamento



Pila portátil de Larnaka (Chipre) (Hacia 1000 a. ('r.).

hebr. Archaologie I (Leipzig 1908), 199; Richter ZDPV 1918, 1 ss.; Kalt. Bibl. Archaologie número 6, ..

Es decir, consejero; cfr. núm. 216. Cfr. III Reg. 7, 13 ss.; II Par. 2, 6 ss. Cfr. III Reg. 6, 11. Probablemente por medio profeta, porque desde que el Señor se le apareció en Gabata (cfr. núm. 556), no leemos que recibiera de Dios tan actialada favor hasta la fiesta de la Dedicación del Templo (III Reg. 18 1 ss.; II Par. 7, 12; cfr. núm. 564).

Cfr. III Reg. 6, 37 s., el año 11 del reinado de Salmón, el mes décimo (noviembre), por consiguiente pando 7 años (cfr. núm. 559). La Dedicación se efectuó el apulmo 7 años (cfr. núm. 559). 7 antos (tr. 1559). La Beurlation se effectado mes, como mes sabático (cr. núm. 329 ss.), inmediatamente antes de la fiesta de los Tabernáculos, por consiguiente antes de terminarse el Templo, o al año siguiente. Según la visión griega y algunos intérpretes, se debió de celebral la Dedicación 13 años después, terminado el palacio real y los despectados del Caracterista de la explacado del Templo del consequence del Caracterista de la explacado del Templo del consequence del Caracterista de la explacado del Templo del caracterista de la explacado del Templo del caracterista de la explacado del Templo del caracterista del caracterista de la explacado del Templo del caracterista del caracterista de la caracterista del caracterista del caracterista de la caracterista del caracterista de la caracterista del caracter demás edificios de la explanada del Templo, a los ao años de comenzar las obras, a los 24 del reinado de comenzar las obras, a los 24 del reinado de comenzar las obras, a los 24 del reinado de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los 24 del reinado de forma de comenzar las obras, a los del reinados de forma de comenzar las obras, a los del reinados de comenzar las obras, a los del reinados de comenzar las obras, a los d

siete (del 8 al 15) y otros siete (ocho con el de clausura) la fiesta de los Tabernáculos, que se celebró a continuación;

con esto dió Salomón por terminadas las fiestas y el día 23 del séptimo mes despidió al pueblo (11 Par. 7, 8 ss.).

um toda pompa de Sión al monte Moria. Presentáronse todos ante el Menor con pronta devoción y ofrecieron una gran multitud de ovejas y tueves. Los levitas tañían sus címbalos, arpas, cítaras y otros instru-mentos, y ciento veinte sacerdotes tocaban las trompetas. Cuando llegó ol Area a la entrada del Templo, la acompañaron sólo los sacerdotes hasta el Sancta Sanctorum. Volvieron luego los sacerdotes y se colocaron de-lunte del altar de los holocaustos en el atrio interior; entonaron una vez más con sus instrumentos las alabanzas de Dios, y tanto alzaron la voz, que se les ofa a gran distancia: «Alabad al Señor porque es bueno y su inhericordia permanece eternamente». Y sucedió, que la Majestad del Nenor envolvió en una densa nube toda la casa, llenándola por completo. Halomón, que estaba en una tribuna de bronce entre el atrio de los sacerdotes y el del pueblo, dijo estas palabras: «El Señor quiso antes habitar on una nube 1. Mas yo le he edificado una casa, para que viva en ella pura siempre».

Saludó luego Salomón a toda la concurrencia, v refirió cómo le había rangido Dios a él, en una revelación que hizo a su padre David, para la gran olim de la construcción del Templo; fué al atrio de los sacerdotes, arrodillóse debuito del altar de los holocaustos y, extendiendo las manos hacia el cielo, dijo: a Oh Señor Dios de Israel!, no hay semejante a ti ni arriba en el cielo ni acá abulo en la tierra. Porque si los cielos, y los cielos de los cielos, no pueden aburcarte ¿cuánto menos esta casa que yo he fabricado? Mas yo la he construído esperando que oirás aquí de una manera especial la oración de los tuyos. Mi esten abiertos tus ojos día y noche sobre esta casa de la cual dijiste 2: MI nombre será en ella invocado. Escucha la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, escucha sus súplicas y séle propicio. Cuando acudan a ti en guerra, hamlire, peste u otra calamidad, óyeles, para que te teman todos los días que vivieron en esta tierra que diste a nuestros padres. Y cuando el extranjero viniere do lejanas tierras por amor de tu Nombre, y orașe en este lugar , escúchale, furn que todos los pueblos del mundo aprendan a temer tu Nombre, como tu pueblo Israel. Y si tu pueblo pecare contra Ti, y hubiese de ser entregado por li en las manos de sus enemigos, mas arrepentido se volviere a Ti desde el sithe de su cautividad, y te suplicare con el rostro vuelto a Jerusalén y al Temphi 4, óyole, perdónale y vuélvelo a la tierra que diste en herencia a sus padres». Levantóse Salomón, bendijo a la concurrencia en alta voz y dijo: «Bendito

en el Señor, que ha dado paz a su pueblo, y no ha dejado sin cumplir ni una cola de sus promesas. Sea con nosotros Yahve nuestro Dios, y no nos desampare; incline hacia sí nuestros corazones, para que andemos en todos sus cuminos y guardemos sus mandamientos. Y esta mi oración esté presente ante el Señor Dios nuestro día y noche, para que El defienda la justa causa de su slervo y de su pueblo Israel, y conozcan todas las naciones de la tierra que El,

Valive, es nuestro Dios, y que no hay otro fuera de El».

Terminada la oración de Salomón, cavó fuego del cielo 5 y devoró las víctinon. Postráronse los israelitas con el rostro en tierra, y adoraron al Señor. V Salomón y el pueblo ofrecieron 22.000 bueyes y 120.000 carneros; y celebra-tun un banquete. Después de lo cual, el Rey despidió al pueblo; y los israelitas in hendecían (le mostraron su reconocido respeto) y se fueron alegres a sus 1 110/19.

564. Apareciósele después el Señor por segunda vez, como antes en

<sup>1</sup> Cfr. núm. 304.

Cfr. núm. 336.

<sup>11</sup> crecido número de sacrificios se explica teniendo en cuenta que las fiestas duraron 15 días.

11 crecido número de sacrificios se explica teniendo en cuenta que las fiestas duraron 15 días.

12 m de necesidad que los levitas inmolasen las víctimas; Salomón había hecho crigir varios altares

13 m de necesidad que los levitas inmolasen las víctimas; Salomón había hecho crigir varios altares

14 m de necesidad que los levitas inmolasen las víctimas; Salomón había hecho crigir varios altares

15 m de necesidad que los levitas en consumo diario de gente que durante 15 días

16 m de necesidad que los levitas en consumo diario de la corte de Salomón ascendía

17 m de necesidad que los levitas en consumo diario de la corte de Salomón ascendía

18 m de necesidad que los levitas en consumo diario de la corte de Salomón ascendía

19 m de necesidad que los levitas en consumo diario de la corte de Salomón ascendía

19 m de necesidad que los levitas immolas pacificas.

10 m de necesidad que los levitas immolas pacificas, que sólo en parte se quemabro.

10 m de necesidad que los levitas immolas pacificas, que sólo en parte se quemabro.

10 m de necesidad que los levitas immolas pacificas, que sólo en parte se quemabro.

10 m de necesidad que los levitas immolas pacificas, que sólo en parte se quemabro.

11 m de necesidad que los levitas immolas pacificas, que sólo en parte se quemabro.

12 m de necesidad que solo en parte se quemabro.

13 m de necesidad que solo en parte se quemabro.

14 m de necesidad que solo en parte se quemabro.

15 m de necesidad que solo en parte se quemabro.

16 m de necesidad que solo en parte se quemabro.

17 m de necesidad que se que solo en parte se quemabro.

18 m de necesidad que se q

Gabaón 1, y le dijo: «He oído tu plegaria, y he escogido y santificado esta casa, para habitación mía en todo tiempo . Cuandoquiera que mi pueblo arrepentido acudiere a mí en sus apuros, le escucharé; mis ojos y mi corazón estarán siempre alli, y atenderé a todo el que alli orare. Y si anduvieres en simplicidad de corazón y en justicia, como tu padre, confirmaré tu señorio sobre Israel para siempre, como se lo prometi a David 3. Pero si tú y tus descendientes os apartareis de mí y sirviereis a otros dioses, arrasaré a Israel de la tierra que le di ; arrojaré lejos de mi este templo, e Israel será el ludibrio de todas las naciones» !.

565. El nombre de monte Moria 5 donde Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac, tuvo sublime cumplimiento al ser escogido para lugar de oración y sacrificios de Israel y de todo el mundo. Pero todavía esto era una débil figura del cumplimiento mucho más espléndido que llegó a tener en la Nueva Alianza, cuando en dicha montaña, en ei Gólgota, se consumó el sacrificio de Jesucristo; a la renovación incruenta del mismo acuden todos los pueblos de la tierra, de oriente a poniente 6; y por sus méritos infinitos consiguen segura y satisfactoria acogida en todas sus piegarias. Por esto, el Templo edificado sobre el monte Moria es pálida sombra del fundado por Cristo, la Iglesia; del cual El mismo " es roca inconmovible y piedra angular; fundamento, sus apóstoles 8; y sillares los verdaderos fieles repartidos en todo el mundo.".

El Líbano 11, que quiere decir cordillera blanca 11 recibió su nombre de la nieve que corona sus elevadas cumbres 12; pasan éstas de 3.000 m. de altitud. Dos cordilleras corren paralelamente a la costa de Fenicia. Su longitud es de 150 km., abarcando una anchura de 75; entre ambas queda un dilatado y profundo valle, llamado Celesiria, antiguamente muy poblado, donde tienen sus fuentes dos ríos gemelos que corren en dirección opuesta, flanqueando la cordillera; el Orontes, que pasa por Antioquía y el Leontes, que desemboca al norte de Tiro. La cordillera occidental, el Líbano en sentido estricto, extiéndese hasta el Mediterráneo, y envía al mismo sus promontorios ingentes y escarpados. La cordillera oriental se llama Antilíbano y es más alta que la anterior; desciende en declive hacia Damasco, donde queda cortada, elevándose hacia el sur la cúspide majestuosa del monte Hermón 13 (2.860 m. de altitud). Este era antiguamente el límite norte de la región transjordánica de Palestina 14. Al decir de los poetas árabes, el Líbano está coronado del invierno, tiene por manto la primavera, envuelve en su regazo el otoño, y a sus plantas dormita el estío. Porque la nieve fulge en las cumbres más altas; pero en las zonas bajas 🗝 derrite, formando arroyos y ríos que producen una vegetación exuberante en toda la comarca del Líbano, especialmente en el Hermón 18. El cultivo llega hasta las estribaciones más elevadas, que aparecen salpicadas de ciudades y aldeas. Son famosos los viñedos de sus laderas 16. Abundan las moreras, y está muy atendida la industria de la seda. Los habitantes del Líbano son en su mayoría católicos. Llámanse maronitas, nombre que les viene probablemente del abad san Maro, que vivió hacia el año 400. Distínguense por su valentía, fidelidad a sus creencias y adhesión a la Santa Sede 17.

El cedro, la más noble de las coníferas aciculares, criábase antiguamente en abundancia en el Líbano, y era de calidad excelente. Por su elevada altura, forma grácil y extraordinaria robustez, el cedro simboliza en la Sagrada Escri-

Cfr.

Es decir, en sueños (núms. 556 y 562).
 Mientras Israel sea el pueblo de Dios (III Reg. 9, 3-5; cfr. núm. 140), y después en la Iglesia del Mesías. Cír. núms. 513 y 518. Cír. Deul. 28, 37; núm. 398. Acerca de esta promesa y su carácter mesiánico véase Reluke, trüge IV 481.

S Cír. núm. 162.

Malach. 1, 11.

Beiträge IV 481. Cfr. núm. 182.

Ephes. 2, 20 21. I Petr. 2, 4 5. " Cfr núm. 133. 11 Del hebreo laban, blanco.

La cumbre más alta es el Timarun, de 3212 m., al nordeste de la aldea de Beherre. Cfr. Ps. 28, 6; Cant. 4, 8; Keppler, Wandersahrten und Wallfahrten 417 ss.

Núm. 459; cfr. Deut. 3, 8.

16 Cant. 4, 15. Osee 14, 6. Nah. 1, 4.

17 El número de católicos de ritos orientales asciende a 560.000, según cálculos recientes.

18 Núm. 459; cfr. Deut. 3, 8.

19 Cant. 4, 15. Osee 14, 6. Nah. 1, 4.

10 El número de católicos de ritos orientales asciende a 560.000, según cálculos recientes.

pormenores acerca del Libano y sus habitantes en Keppler I. c. 444 ss.; KL VIII 891 ss.; IIL 1808 971 1901, 69

tima tanto el orgullo de los impíos , como la fama imperecedera de los piadode los prepotentes y encumbrados, de los pueblos gloriosos y próspey del Mesías 5. Tiempo ha que desaparecieron del Líbano 6; como restos de aquel esplendor, cerca de la cumbre más elevada, unos 10 Km. al sudeste de la leden, queda un bosquecito de unos 400 cedros, situado no lejos de la aldea de Beherre.

#### 74. Magnificencia y sabiduría de Salomón. Su fin

(III Reg. 7, 1-12; 9, 15 a 43. II Par. 8 y 9)

567. Construído el Templo, edificó Salomón un magnífico palacio jura si y una casa para la hija de Faraón, a la cual había tomado por mujer. Parte de su palacio de cien codos de largo, cincuenta de ancho y treinta de alto, se llamó «casa del bosque del Líbano» , por la cantidad de cedro empleado en su fábrica; tenía tres pisos con cuarenta y cinco limbitaciones. Otra parte era la sala de justicia, donde había un trono cubierto de placas de oro e incrustaciones de marfil con brazos terminados en leones de oro. Alzábase sobre un estrado al que se subía por seis gradas adornadas con doce leones de oro. Mandó también Salomón construir quinientos escudos 9 dorados, que habían de colgarse en la «casa del bosque del Líbano». La vajilla y los cubiertos eran de oro. Apenas se haela aprecio de la plata en su tiempo, pues sus barcos y los de Hiram trolan de lejanos países, especialmente de Ofir 10 y Tarsis 11, oro y plata un abundancia, como también toda clase de objetos de valor, perlas y piedras preciosas, maderas exquisitas 12, marfil, pavos y monos 13.

También plantó Salomón hermosas viñas, construyó jardines, arboledas, estanques 14, etc.; sostenían cantores y otros artistas que entendían de mú-

1 Pt. 28, 5, Is. 2, 13. Ierem. 22, 23.
1 Pt. 91, 13.
2 Indic. 9, 15. IV Reg. 14, 9; 19, 23.
3 Num. 24, 6. Amos 2, 9.
4 Ezech. 17, 22 ss. Cant. 5, 15.
4 Ill Reg. 3, 1. En sentir de E. Meyer se trata de la hija de Pisebcha-ennu, faraón de la XII dinastía. Winckler no cree posible el matrimonio de Salomón con una hija de los faraones y optim que la princesa egipcia es la hija de un jeque de Musri, región del norte de Arabia. Pero es definible que el texto bíblico se refiere a una princesa faraónica; por otra parte las relaciones entre lernel y Egipto habían cambiado notablemente desde la época de Amarna. Cfr. Nagl, Nachdavid. Kontungesthichte 124 ss.; Sanda, Salomon und seine Zeit 26.

(Ir. Richter, Der salomonische Königspalast, en ZDPV 1917, 171 ss.

Cfr. Richter, Der salomonische Königspalast. en ZDPV 1017, 171 ss.

2000 grandes y 300 pequeños, recubiertos los primeros con 600 siclos de oro cada uno y los mundos con 300. Renérese el texto al siclo común (ligero); cfr. número 298.

20 Ofir, según algunos, es un país del sur de Arabia, muy afamado en la antiguedad por la función en oro y por la intensa vida comercial que sostenía con India y Africa (Yemen, donde, según 1671, 10, 2), se hallaban Saba y Havila, o acaso alguna región de la costa del sudeste). Así Moritz, Arabian (Hannover 1924) 63 ss. Otros se fijan en el país de los Somalis o en la costa de Sofala, desde cual son accesibles las antiguas minas de oro de la cordillera de Fura (Afura) y las ruinas de limitativo (Rodesia). En opinión de algunos, Ofir no es un país determinado, sino una orientación, como si dijéramos «Oriente», «Levante», etc., de suerte que puede designar distintos países, según public el contexto. Cfr. Rb 384.

384 Turtessus en España (cfr. núm. 525). Creen otros que se trata de un Tarsis oriental (Ps. 71, 10)

ho pida el contexto. Cfr. Rb 384.

Tartessus en España (cfr. núm. 525). Creen otros que se trata de un Tarsis oriental (Ps. 71, 10) Rb 381). — Habla con frecuencia la Biblia de viajes a Ofir y Tarsis para traer a Jerusalén oro, marfil y otros objetos preciosos que escaseaban en Palestina (por ejemplo, monos y pavos): 111 Reg. 9, 28; 10, 11 22; 11 Par. 9, 20 y otros lugares. El uso dió el nombre de «naves de Tarsis» a los navíos mercantes de alto bordo, destinados a grandes viajes marftimos (cfr. Ps. 47, 8).

En hebreo almuggin o algumnim, según algunos significa madera de sándalo, que se da en lolla Oriental, particularmente en Ceylán. Es una madera hermosa y sólida, con vetas rojas, usada ebanlstería y tornería; por su aroma se usa también como fumigatorio, y por su color rojo en funtorería. Según otros almuggim significa madera de ébano, que crece en India Oriental y también en Europa meridional; distínguese por su extraordinaria dureza y con el tiempo adquiere color tentroph meridionar; distinguese por su extraordinaria dureza y con el trempo adquere consideration meridionari, distinguese por su extraordinaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionari, distinguese por su extraordinaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionari, distinguese por su extraordinaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionari, distinguese por su extraordinaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionari, distinguese por su extraordinaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionari, distinguese por su extraordinaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionari, distinguese por su extraordinaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionari, distinguese por su extraordinaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionari, distinguese por su extraordinaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionaria en meridionaria en meridionaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionaria en meridionaria en meridionaria dureza y con el trempo adquere consideration en meridionaria 
Files. 2, 4 ss. Las fuentes (estanques) de Salomón que se encuentran en las cercanías de Belén and, sin duda, anteriores a la dominación romana y aun al destierro, en parte por lo menos; pero no se les puede asignar origen salomónico. Cfr. Mommert, Die Topographie des alten Jerusalem III 105 ss. In surtir de agua el mar de bronce, que cabía 60000 litros, hacía falta un acueducto. Los «depósitos lorusalón» estaban en Etam (cerca de Belén); y, sin duda, para proteger los manantiales mandó todomn fortificar dicho lugar (II Par. 11, 6). Un canal antiguo, que bien puede ser del tiempo de Gabaón <sup>1</sup>, y le dijo: «He oído tu plegaria, y he escogido y santificado esta casa, para habitación mía en todo tiempo <sup>2</sup>. Cuandoquiera que mi pueblo arrepentido acudiere a mí en sus apuros, le escucharé; mis ojos y mi corazón estarán siempre allí, y atenderé a todo el que allí orare. Y si anduvieres en simplicidad de corazón y en justicia, como tu padre, confirmaré tu señorío sobre Israel para siempre, como se lo prometí a David <sup>3</sup>. Pero si tú y tus descendientes os apartareis de mí y sirviereis a otros dioses, arrasaré a Israel de la tierra que le di; arrojaré lejos de mí este templo, e Israel será el ludibrio de todas las naciones» <sup>4</sup>.

565. El nombre de monte Moria <sup>5</sup> donde Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac, tuvo sublime cumplimiento al ser escogido para lugar de oración y sacrificios de Israel y de todo el mundo. Pero todavía esto era una débil figura del cumplimiento mucho más espléndido que llegó a tener en la Nueva Alianza, cuando en dicha montaña, en ei Gólgota, se consumó el sacrificio de Jesucristo; a la renovación incruenta del mismo acuden todos los pueblos de la tierra, de oriente a poniente <sup>6</sup>; y por sus méritos infinitos consiguen segura y satisfactoria acogida en todas sus piegarias. Por esto, el Templo edificado sobre el monte Moria es pálida sombra del fundado por Cristo, la Iglesia; del cual El mismo <sup>7</sup> es roca inconmovible y piedra angular; fundamento, sus apóstoles <sup>8</sup>; y sillares los verdaderos fieles repartidos en todo el mundo <sup>8</sup>.

566. El Líbano 19, que quiere decir cordillera blanca 11 recibió su nombre de la nieve que corona sus elevadas cumbres 12; pasan éstas de 3.000 m. de altitud. Dos cordilleras corren paralelamente a la costa de Fenicia. Su longitud es de 150 Km., abarcando una anchura de 75; entre ambas queda un dilatado y profundo valle, llamado Celesiria, antiguamente muy poblado, donde tienen sus fuentes dos ríos gemelos que corren en dirección opuesta, flanqueando la cordillera; el Orontes, que pasa por Antioquía y el Leontes, que desemboca al norte de Tiro. La cordillera occidental, el Líbano en sentido estricto, extiéndoso hasta el Mediterráneo, y envía al mismo sus promontorios ingentes y escarpados. La cordillera oriental se llama Antilíbano y es más alta que la anterior; desciende en declive hacia Damasco, donde queda cortada, elevándose hacia el sur la cúspide majestuosa del monte Hermón 13 (2.800 m. de altitud). Este em antiguamente el límite norte de la región transjordánica de Palestina 14. Al decir de los poetas árabes, el Líbano está coronado del invierno, tiene por manto la primavera, envuelve en su regazo el otoño, y a sus plantas dormita el estlo. Porque la nieve fulge en las cumbres más altas; pero en las zonas bajas м derrite, formando arroyos y ríos que producen una vegetación exuberante en toda la comarca del Líbano, especialmente en el Hermón 15. El cultivo llega hasta las estribaciones más elevadas, que aparecen salpicadas de ciudades y aldeas. Son famosos los viñedos de sus laderas 16. Abundan las moreras, y está muy atendida la industria de la seda. Los habitantes del Líbano son en su mayoría católicos. Llámanse maronitas, nombre que les viene probablemente del abad san Maro, que vivió hacia el año 400. Distínguense por su valentía, fidelldad a sus creencias y adhesión a la Santa Sede 11

El cedro, la más noble de las coníferas aciculares, criábase antiguamente en abundancia en el Líbano, y era de calidad excelente. Por su elevada altura, forma grácil y extraordinaria robustez, el cedro simboliza en la Sagrada Escri-

Es decir, en sueños (núms. 556 y 562).
 Mientras Israel sea el pueblo de Dios (III Reg. 9, 3-5; cfr. núm. 140), y después en la Indiana del Mesfas.

<sup>\*</sup> Cfr. núms. 513 y 518.

\* Cfr. núms. 513 y 518.

\* Cfr. Deut. 28, 37; núm. 398. Acerca de esta promesa y su carácter mesiánico véase Reinke.

\* Beiträge IV 481.

\* Cfr. núm. 162.

\* Malach. 1, 11.

\* Apoc. 21, 14.

<sup>\*</sup> Ephes. 2, 20 21. I Petr. 2, 4 5.

Cfr núm. 133.

La cumbre más alta es el Timarun, de 3212 m., al nordeste de la aldea de Bcherre.

Cfr. Ps. 28, 6; Cant. 4, 8; Keppler, Wanderfahrten und Wallfahrten 1 417 ss.

Núm. 459; cfr. Deut. 3, 8.

Cant. 4, 15. Osee 14, 6. Nah. 1, 4.

Llamados vino d'oro.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cant. 4, 15. Osee 14, 6. Nah. 1, 4.

<sup>16</sup> El número de católicos de ritos orientales asciende a 560.000, según cálculos recientes. — Mao pormenores acerca del Líbano y sus habitantes en Keppler 1. c. 444 ss.; KL VIII 891 88.; HL 1808, WI 1901, 69

turo el orgullo de los impíos 1, como la fama imperecedera de los piadode los prepotentes y encumbrados, de los pueblos gloriosos y próspe-110 4 y del Mesías 5. Tiempo ha que desaparecieron del Líbano 6; como reston de aquel esplendor, cerca de la cumbre más elevada, unos 10 Km, al sudeste ilo Eden, queda un bosquecito de unos 400 cedros, situado no lejos de la aldea do Beherre.

#### 74. Magnificencia y sabiduría de Salomón. Su fin

(III Reg. 7, 1-12; 9, 15 a 43. Il Par. 8 y 9)

567. Construido el Templo, edificó Salomón un magnífico palacio para sí y una casa para la hija de Faraón, a la cual había tomado por mujer / Parte de su palacio de cien codos de largo, cincuenta de ancho y treinta de alto, se llamó «casa del bosque del Líbano» 8, por la cantidad de cedro empleado en su fábrica; tenía tres pisos con cuarenta y cinco habitaciones. Otra parte era la sala de justicia, donde había un trono cubierto de placas de oro e incrustaciones de marfil con brazos terminados en leones de oro. Alzábase sobre un estrado al que se subía por seis gradus adornadas con doce leones de oro. Mandó también Salomón construir quinientos escudos 9 dorados, que habían de colgarse en la «casa del bosque del Líbano». La vajilla y los cubiertos eran de oro. Apenas se hachi aprecio de la plata en su tiempo, pues sus barcos y los de Hiram tralan de lejanos países, especialmente de Ofir 10 y Tarsis 11, oro y plata un abundancia, como también toda clase de objetos de valor, perlas y pledras preciosas, maderas exquisitas 12, marfil, pavos y monos 13.

568. También plantó Salomón hermosas viñas, construyó jardines, arboledas, estangues 14, etc.; sostenían cantores y otros artistas que entendían de mú-

Px. 28, 5, Is. 2, 13. Ierem. 22, 23.

Issuel y Egipto habían cambiado notablemente desde la época de Amarna. Cfr. Nagl, Nachdavid. Konigsgeschichte 124 ss.; Sanda, Salomon und seine Zeit 26.

Cfr. Richter, Der salomonische Konigspalast. en ZDPV 1917, 171 ss.

2 non grandes y 300 pequeños, recubiertos los primeros con 600 siclos de oro cada uno y los entimolos con 300. Refiérese el texto al siclo común (ligero); cfr. número 298.

2 Ofir. según algunos, es un país del sur de Arabia, muy afamado en la antigüedad por la función en oro y por la intensa vida comercial que sostenía con India y Africa (Yemen, donde, según 1611, 101, 21, se hallaban Saba y Havila, o acaso alguna región de la costa del sudeste). Así Moritz, Arabian (Hannover 1924) 63 ss. Otros se fijan en el país de los Somalis o en la costa del sudeste) de sumbolive (Rodesia). En opinión de algunos, Ofir no es un país determinado, sino una orientación, como si diféramos «Oriente», «Levante», etc., de suerte que puede designar distintos países, según la defención de la contexto. Cfr. Rb 384.

1 Turtessus en España (cfr. núm. 525). Creen otros que se trata de un Tarsis oriental (Ps. 71, 10)

Turlessus en España (cfr. núm. 525). Creen otros que se trata de un Tarsis oriental (Ps. 71, 10) (Rh 381). — Habla con frecuencia la Biblia de viajes a Ofir y Tarsis para traer a Jerusalén oro, udata, marfil y otros objetos preciosos que escaseaban en Palestina (por ejemplo, monos y pavos): 111 Rug. 0, 28; 10, 11 22; 11 Par. 9, 20 y otros lugares. El uso dió el nombre de «naves de Tarsis» a los navos mercantes de alto bordo, destinados a grandes viajes marítimos (cfr. Ps. 47, 8).

En hebreo almuggin o algummim, según algunos significa madera de sándalo, que se da en

fulla Oriental, particularmente en Ceylán. Es una madera hermosa y sólida, con vetas rojas, usada en chanistería y tornería; por su aroma se usa también como fumigatorio, y por su color rojo en también como fumigatorio, y por su color rojo en Europa meridional; distinguese por su extraordinaria dureza y con el tiempo adquiere color

negro.

10 En aquel país eran entonces desconocidos; de ahí que se los tuviera en gran aprecio. Se ven topicocultados en monumentos asirios (Rb 408). E. Glaser traduce la voz hebrea correspondiente por

<sup>14</sup> Recles. 2, 4 ss. Las fuentes (estanques) de Salomón que se encuentran en las cercanías de Belén son, sin duda, anteriores a la dominación romana y aun al destierro, en parte por lo menos: pero no e les puede asignar origen salomónico. Cfr. Mommert, Die Topographie des alten Jerusalem III 105 ss. Para surtir de agua el mar de bronce, que cabía 60000 litros, hacía falta un acueducto. Los odepósitos de lertualém estaban en Etam (cerca de Belén); y, sin duda, para proteger los manantiales mandó tobonm fortificar dicho lugar (II Par. 11, 6). Un canal antiguo, que bien puede ser del tiempo de sica y sabían tañer instrumentos de cuerda, y fomentó las artes y ciencias, no sólo animando y protegiendo a otros, sino con su ejemplo. Pues él hablaba con asombrosa competencia de todos los vegetales, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que sale en la pared; de todas las especies de animales del aire, de la tierra y del mar 1; tenía asimismo grandes conocimientos en todos los ramos del saber humano 2.

Edificó además muchas ciudades nuevas ; así construyó (es decir, embelleció y fortificó) Gazer , la parte baja de Betorón , Baalat 6 y Palmira , Asion. gaber y Aila 8; y fortificó estas ciudades y otras importantes. Embelleció y fortificó de tal manera Jerusalén, que podía competir esta ciudad con otras de aquel tiempo. Sus dominios se extendían desde el río (Eufrates) hasta los confines de Egipto 9. Disfrutó de omnímoda paz, salvo algunas guerras insignificantes y pasajeras 10; y todos vivían felices y sin temor debajo de su parra y de su higuera.

Los reyes y pueblos próximos y lejanos le mostraban su respeto y le enviaban anualmente sus presentes, ya por amistad, ya en concepto de tributo: utensilios de oro y plata, vestidos, armas, especias, caballos y mulos; también sus súbditos le ofrecían presentes. No es maravilla que su corte fuese sobremanera espléndida. Tenía 1.400 carros, repartidos en distintas ciudades; 12.000 jinetes, y establos para 4.000 caballos 11; cada día se mataban para el sustento de la corte treinta bueyes, cien carneros, sin contar las piezas de caza, como ciervos, corzos, búfalos y las aves cebadas 12.

569. Vino de lejanas tierras la reina de Sabá 13 para ver la magnifi-

Salomón, va todavía hoy de allí a la explanada del Templo y termina en un lugar que todavía no es ha podido determinar. Cfr. Sanda, Salomon und seine Zeit 65 s.; Kuemmel, Materialen zur Topogr. von Jenusalem 172.

1 Cfr. 111 Reg. 4, 33; núm. 557.

<sup>2</sup> Sap. 7, 17 ss. 4 Cfr. num. 509; también num. 415.

1 III Reg. 9, 17 8. II Par. 4, 8 ss.

Cfr. núm. 413.

Según Fl. Josefo 19, 44, en la tribu de Dan, no lejos de Gazer. Algunos, fijándose en que su enumera junto con Thadmor (Palmira), la identifican con Baalgad (o Baalbek), en Celesiria, 100 Km. al enumera junto con Thadmor (Palmira), la identifican con Baalgad (o Baalbek), en Celesiria, 100 Km. al

orte (noroeste) de Damasco, donde, como en Palmira, se ven grandes ruinas. Cfr. Keppler, Wanderjahrten und Walljahrten - 444 ss.; Bludau, Ein Ausling nach Baalhek und Damasbus, en FZB 1944.

En hebreo thadmor, entre el Eufrates y Damasco, en una fértil campiña, rodeada por todas partes
de desiertos arenosos, más de 200 Km. al nordeste de Damasco; era el mercado de las caravanas que
iban de Asia Oriental a Damasco, y un baluarte contra las incursiones de los reinos de allende el

Eufrates de la caravana que Eufrates. Las ingentes ruinas de Palmira, que datan de época muy posterior, son de lo más espléndido que ofrece el Oriente. Dóller (Studien 165) prefiere la lectura conservada en el texto hebreo (II Reg. 1), 18): thamar (palma), y cree debe buscarse en el desierto de Judá (tal vez en Kurnub, 35 Km. al sudeste de Bersabee, o en Asasonthamar = Engaddi; núm. 491). Esto se aviene con el contexto. En II Pa. 8, 4 se lee thudmor juntamente con otras ciudades fuertes de la región de Emat y Suba. Podría ser una de las plazas fuertes establecidas para seguridad de las caravanas que iban al Eufrates, como más tarde lo fué Palmira. Pero es muy inverosímil que Salomón hubiese alguna vez extendido hasta aquí sus dominios De donde el nombre de thadmor es en este pasaje seguramente globa. Nagl, Nachdavid. Königsgeschichte 89 s.

\* Cír. núm. 369. De aquí salía para Ofir la flota de Salomón dotada con fenicios que le envió

Hiram (III Reg. 1, 26. II Par. 8, 17 18). Cfr III Reg. 4, 21; núm. 514.

10 Asf la reconquista de los reinos de Emat y Suba o Soba (II Par. 8, 3; cfr. núms. 476 y 514).

11 En el texto hebreo de II Par. 9, 25 dice 4.000; la cifra 40.000 de la Vulgata proviene de un error de copista o de lectura. III Reg. 10, 26 trae el número de carros y jinetes, mas no el de cuballos. Segúr III Reg. 10, 28, Salomón se proveía de caballos en Misraim (= Musri, comarca de Alla Menor, conocida en las inscripciones cunciformes) y en Coa (Cilicia, próxima a Musri). Acerca de la discusión entablada a este propósito cfr. Nagl l. c. 131; Sanda l. c. 34.

Li Cfr. III Reg. 4, 22 ss.; 10, 26.
 En hebreo Scheba, en Arabia Feliz (meridional). Sin embargo, también llevan este nombre of tambén. regiones de Arabia, y se da hoy por descontado que los sabos vivían hasta el siglo viti a. Cr. en el norte de Arabia (cfr. Iob 1, 5), de donde los echó Sargón acorralándolos hacia el sur (cfr. Landersdorfer, Die Bibel und die südarabische Altertumsforschung, en BZF III 5/6, 17). Los modernos consideran todo este episodio como legendario y aun mítico. Aducen, entre otras razones, que tales viajes de todo este episodio como legendario y aun mítico. Aducen, entre otras razones, que tales viajes de placer sílo ocurren en los cuentos, mas no en la realidad (?); que no hay testimonio de haber reinado entre los sabeos las mujeres y que la Biblia no nos ha conservado nombre alguno. Cierto es no poderas demostrar con seguridad que el célebre reino sudarábigo de Sabá existiera antes del siglo viii (a. Cr.), si bien el sabio investigador de Arabia, Glaser, lo cree posible ya en el año 1000 a. Cr. Pero si dicho reino estaba al norte de Arabia — donde consta que las mujeres podían ocupar el trono, y de doude los reyes de Asiria recibian como tributo en el siglo viii a. Cr. casi los mismos presentes que ofrectera a Salomón la reina de Sabá — desaparece la dificultad de la gran distancia. También consta en las listas de tributos de Tutmosis III de Egipto (1500 a. Cr.) que existían relaciones comerciales entre Siria y el sur de Arabia. La historia de Arabia es todavía muy oscura, pero lo hasta ahora conocido nos basta para demostrar que no es imposible nuestro relato, y que su ambiente es histórico. El no habernos dado la Sagrada Biblia el nombre de la reina se debe, sin duda, al carácter popular que suelen tener los relatos bíblicos. No se puede achacar al relato bíblico el sesgo legendario que más tarde se dió a las relaciones de Salomón con la reina de Sabá. No hay en el texto indicio alguno

renem de Salomón y oír su sabiduría. Entró en Jerusalén acompañada de mimeroso séquito, y con camellos cargados de ricos presentes. Para prolas la sabiduría de Salomón, propúsole diversos enigmas, como es costumbre en Oriente; Salomón los resolvió todos, y nada había a que no these respuesta satisfactoria. Con esto quedó la reina sumamente complacida. Mas, cuando contempló los magníficos edificios, y sobre todo el Templo incomparable y toda la magnificencia de la corte, exclamó llena the mombro: «Verdaderas son las cosas que yo había oído en mi tierra merca de tus pláticas, y de tu sabiduría; y no daba crédito a los que me lo contaban, hasta que yo misma he venido, y lo he visto por mis ojos; y lie ballado por experiencia, que no me han dicho la mitad. Mayor es tu antidurfa y tus obras, que la fama que he oído. Dichosas tus gentes, y dichosos tus siervos, que están siempre delante de ti, y oyen tu sabiduría. llendito sea Yahve, tu Dios, que te ha puesto sobre el trono de Israel, porto que hicieras equidad y justicia». Y dió a Salomón ciento veinte talentos de oro 1, gran cantidad de especias y piedras preciosas. Salomón, por su parte, dió a la reina de Sabá todo cuanto ésta quiso y pidió; sin contar los presentes que de propia voluntad le hizo con regia munificenthat de suerte que la reina regresó con más riquezas que trajera?. Aventajó Salomón en riqueza y sabiduría a todos los reyes de la tierra (de los pulses vecinos).

570. Cuanto más glorioso había sido el reinado de Salomón, tanto mas lamentable sué su fin. Siendo ya viejo, pervirtióse su corazón por causa de las mujeres paganas que tomó para sí: mujeres de los moabitas, ammonitas, sidonios, idumeos y aun de los cananeos, contra lo estableeldo por la Ley. Salomón, tan sabio hasta ese momento, cayó tan hondo, que por amor a sus mujeres paganas edificó templos a los idolos, y aun probablemente adoró a los dioses de los países de ellas 1. Enojado el Senor, le dijo: «Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto y his mandamientos que te di, rompiendo desmembraré tu reino, y lo daré a un siervo tuyo. Mas no lo haré en tus días, por amor de David, tu padre; lo desmembraré de la mano de tu hijo, y no le quitaré todo el reino, sino daré una tribu a tu hijo por amor de David, tu padre, y de Jerusalén que he escogido».

Intonces comenzaron a levantarse contra Salomón diversos enemigos. Un descendiente de la familia real de Idumea, llamado Abad, que había vivido fuera de su patria como prófugo desde que David sometió Idumea a su cetro, regren nu patria y alzóse rey. Asimismo un criado de Adarecer, rey de Soba 1, Hamado Razón, que después de la derrota de su señor se había dado al pillaje run una banda de amigos, fue proclamado rey de Damasco por sus compañeros.

Pero su enemigo más peligroso fue un israelita experto y valiente, llamado Jeroboum, efraimita, a quien Salomón había hecho capataz de los trabajadores de un tribu. Entre las tribus israelitas, ya anteriormente recelosas de Judá, limbia cierto descontento por causa de las obras sin fin y del fausto dispendioso de Salomón; porque esto redundaba en provecho de Judá y era una carga insopurtable para las demás. Fomentó Jeroboam secretamente el descontento y, en los designios de Dios, fué el instrumento para llevar a cabo el castigo anunciado.

Un día que Jeroboam iba de Jerusalén al campo, salióle al encuentro el proteta Ahlas, rasgóle en doce trozos la capa nueva que llevaba, y le dijo: «Toma pour ti diez pedazos. Porque esto dice Yahve, el Dios de Israel: He aquí que vo voy a dividir el reino de Salomón, y te daré diez tribus, porque me aban-

permita determinar la relación objetiva o cronológica que pueda existir entre la visita de la relina de Sabá y los viajes de la flota de Salomón a Ofir. Cfr. Nagl 1. c. 177 ss.; Sanda 1. c. 35 s: 1 materadorfer 1. c. 52 s.

1 Más de 16.000.000 marcos oro (cfr. núm. 298).

<sup>\*</sup> Cft. II Par. 9, 12. \* Cfr. III Reg. 11, 33.

<sup>.</sup> Ch núms. 476, 514, 568. Sanda l. c. 57 s.

donó adorando a los ídolos. Mas por amor de mi siervo David le arrebataré el trono en su hijo, dejándole empero una tribu, para que a mi siervo David le quede una lámpara 1 en Jerusalén, ciudad que he escogido entre todas para que en ella sea honrado mi nombre. Si oyeres, pues, todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, seré contigo y te edificaré casa estable 1 y con esto humillaré el linaje de David, bien que no para siempre.

Salomón, que lo supo, buscaba a Jeroboam para darle muerte; pero éste huyó a Egipto al rey Sesac 3. Conmovido Salomón por las amenazan divinas que comenzaban ya a cumplirse, parece haberse convertido al fin de su vida 4. Murió a los cuarenta años de reinado, cuando apenas tenfu sesenta, y fue enterrado en la ciudad de su padre David . Su hijo Roboam le sucedió en el trono.

El reinado de Salomón, si se exceptúan los últimos años, fué realmente la edad de oro de Israel y del reino temporal de Dios encarnado en Israel 6. Todovía hoy es ensalzado Salomón en Oriente como el prototipo del monarca glorioso y magnífico, hasta el punto que los orientales se sirven de la palabra «Solimán» para indicar un gran rey.

571. Salomón, por su nombre, por el esplendor, riqueza y paz de su reinado, por su sabiduría y justicia y especialmente por la construcción del Templo, en figura de Cristo, el príncipe de la paz, que la trajo a los hombres, edificó un templo espiritual, la Iglesia de Dios, y extendió su reino a todo el orbe, colmándolo de bienes espirituales 7.

### TERCERA ÉPOCA

# Decadencia del pueblo de Israel; desde la división del reino hasta Jesucristo

572. El reinado de David había demostrado lo que podía significar para Israel un reino adicto a Dios y a su santa Ley 8; bienestar del pueblo, terror de los enemigos y desarrollo de la vida espiritual. En el de Salomón cosechó Israel los frutos del religioso gobierno de David, del temor de Dios y de la sabidurín salomónica, que procede del cielo, llegando a la cumbre de la prosperidad, del esplendor y de la gloria. Pero tan pronto como el Rey, cegado por el brillo terreno, hubo abandonado a Dios olvidándose de su santa Ley, comenzó Israel a perder la fuente de su felicidad, el fuerte lazo de su unidad y el fundamento de su fortaleza; el egoísmo y las pasiones dividieron, desgarraron y debilitaron aquel pueblo de Dios, antes tan unido, tan fuerte e invencible. Israel caminaba hacia su ocaso.

La decadencia fué rápida en el reino del Norte, en el cual los reyes y el pueblo se apartaron de Dios y se entregaron sin freno a las pasiones. No lo fud tanto en el del Sur (Judá), que sólo en parte se alejó de Dios. Mas, por esta razón, llevó una vida endeble, y al fin se arruinó, agotado por las pasiones de los magnates y del pueblo. Sólo transitoriamente volvió a resplandecer en Judí la fidelidad a la Ley de Dios; torna entonces este reino a ser grande, poderoso,

<sup>1</sup> La descendencia real.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I.inaje real. Cfr. núms. 572 y 576.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr. núms. 572 y 576.

<sup>8</sup> No lo dice explícitamente la Sagrada Escritura; pero se ha visto un indicio de ello en el Eclesiastés (véase núm. 779) y en la promesa de II Reg. 7, 14, 15; «Si obrare mal, yo le corregiré con vara de hombres y con castigos de hijos de hombres; mas no apartaré de él mi misericordian (cfr. número 513). Es también opinión de los más de los santos Padres.

<sup>8</sup> En sentir de Kugler (Von Moses his Paulus 175), Salomón murió 920 años a. Cr. Reinó 43 años (contando el de la subida al trono y el de la muerte); el número de la Biblia, 40 años, debe tomare en globo. Fué enterrado cerca del sepulcro de su padre David (núm. 554). Cuando los judíos, dirigidos por el falso Mesías Barcoquebas, se alzaron contra los romanos (132-135 d. Cr.), derrumbóse el sepulcro de Salomón (Dio. Cass., lib. 69, c. 14, lo cual se tuvo por presagio siniestro.

Cfr. Eccli. 47, 14-20.
Cfr. Weiss, Messian. Vorbilder 76.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Núm. 469.

stetorloso y feliz; pero la prosperidad es un nuevo escollo donde naufraga el tomor de Dios, como en el reinado de Salomón, y triunfan las pasiones 1.

Pero en estas vicisitudes se desarrolló a la vez la vida espiritual de Israel; sus virtudes, y aun más sus pasiones, aparecieron con perfiles muy pronunciados. Los profetas tuvieron por misión despertar la conciencia del pueblo, convendendole que todas sus fuerzas espirituales, morales y físicas, por grandes que fueran, serían nulas desde el momento en que se apartasen de Dios, avivar el desco de redención espiritual y mostrarle el verdadero Salvador y Rey eterno.

Israel fue a la cautividad con estos gérmenes de superior desarrollo; y desparromado por el mundo gentil y curado de su inclinación a la idolatría, comenzó a comunicar a los pueblos paganos los tesoros de la Revelación en él depositados, en especial la doctrina del único Dios verdadero y del Redentor prometido, preparando de esta suerte a los gentiles para la venida del Redentor. No peteolo, pues, con la ruina del reino judío la promesa de la eterna duración del todio, etc., hecha a David; antes bien se cumplió magnífica y espléndidamente de Cristo y en su reino espiritual, eterno y universal <sup>2</sup>.

#### 75. División del reino

(III Reg. 12-14. II Par. 10-12)

573. Muerto Salomón, congregóse Israel a en Siquem para proclamia rey a Roboam; también acudió allí Jeroboam, el cual había vuelto de l'gipto luego que supo la muerte del Rey. Cuando se presentó Roboam, hablóle la asamblea en estos términos: «Tu padre nos impuso un yugo uny pesado; suavízanoslo y te serviremos». Roboam consultó el caso con los consejeros de su padre, los cuales le dijeron: «Si condesciendes y les hablas con dulzura, serán para siempre vasallos tuyos». Pero Roboam desoyó este prudente consejo de los ancianos — pues el espíritu del Señor de había apartado de él, para que se cumpliese la palabra de Ahías 4, que predijo la división del reino —, y consultó a los jóvenes, que se habían crindo con él 5. Estos, altaneros e irreflexivos como eran, le aconsejaron que intimidase al pueblo, y le dijeron: «Esto debes responderles: Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre 6. Mi padre os impuso un yugo pesado, mas yo lo haré aún más pesado; mi padre os azotó con látigo; mas yo os he de azotar con escorpiones» 7.

Y cuando al tercer día comparecieron Jeroboam y todo el pueblo delinte de Roboam, dió éste aquella dura respuesta. Mas el pueblo exclamó

<sup>\*</sup> Cfr. num. 518.

A excepción de Judá y de las tribus de Simeón y Beniamín, de antiquo unidas estrechamente a aquella (cfr. núms. 418 y 424); rey de éstas era Roboam por derecho hereditario. Las otras tribus as habían reservado el derecho de reconocerle y para este objeto se reunieron en Siquem, ciudad de Italin (cfr. núm. 411), donde de antiguo celebraba sua asambleas el pueblo; Efraim, siempre recelosa de Judá, era, después de ésta, la tribu más fuerte de todo Israel (cfr. Ps. 77, 67). El haber hecho venir a lexibiam es indício de que va de antes tenían pensado separarse de Judá. Razón de más para tratar-

<sup>\*</sup> Cfr. núm. 570.

\* Los príncipes se educaban con otros jóvenes nobles que más tarde asistían al rey en el palacio.

\* Los príncipes se educaban con otros jóvenes nobles que más tarde asistían al rey en el palacio.

\* Los príncipes de compañeros de la niñez eran los desinteresados amigos, los fieles consejeros y esperios generales de mañana. — Roboam tenía a la sazón más de 40 años (cfr. núm. 555); no serían mucho más jóvenes sus compañeros de la niñez.

<sup>\*</sup> Es decir: yo soy mucho más poderoso que mi padre.

\* Escarbión significa propiamente un arácnido parecido al cangrejo de río, provisto de un aguijón por el cual se hace temible al hombre y a los animales; de ahí que se emplee a veces esa palabra cumo símbolo de terribles torturas (Apoc. q. 3 ss.). Aquí sginifica látigo provisto de garfios de hierro: homagen de trato exageradamente duro y cruel.

amargado: «¿Qué tenemos que ver con David? ¿ni qué herencia en el hijo de Isaí? Vete a tus tiendas, oh Israel; y tú, David, mira por tu propia casa» 1. Quiso entonces Roboam conjurar la tormenta, y envió a Aduram<sup>2</sup>, superintendente de los tributos, a parlamentar con el pueblo; pero fué apedreado hasta quedar muerto; y Roboam, montando en su carroza, voló a Jerusalén. Las diez tribus 3 proclamaron rey a Jeroboam, y nadie siguió a Roboam, sino las dos tribus de Judá y Benjamín 4. Llegado n Jerusalén, reunión Roboam un ejército de 180.000 hombres o de las tribus de Judá y Benjamín, para reducir a la obediencia las diez tribus que se habían rebelado. Pero el Señor avisó al Rey y al pueblo, por el profeta Semeias, diciendo: «No salgáis a campaña, ni peleéis contra vuestron hermanos, los hijos de Israel. Vuélvase cada cual a su casa; porque yo soy quien lo ha dispuesto» 4. Y desistieron de su empresa.

574. Desde este momento, el reino de Israel quedó dividido en dos: Israel y Judá. Jerusalén continuó siendo la capital de Judá. La de Israel fué al principio Siquem, que Jeroboam fortificó y embelleció; luego el mismo Jeroboam estableció su sede en Tersa 7; y el rey Amri la trasladó a Samaria 8.

Pronto se vieron las tristes consecuencias de la separación. Jeroboam, rey de Israel dijo en su corazón: «Si este pueblo sube a Jerusalén " ofrecer sacrificios en el templo del Señor, se volverá hacia Roboam, rey de Judá, y mi reino a la casa de David». Para impedir esto, mandó erigir dos becerros de oro, el uno en Betel, al sur, y el otro en Dan, al norte y dijo al pueblo: «No subáis ya a Jerusalén. He aquí, oh Israel, tus diosen que te sacaron de la tierra de Egipto» . De esta manera, Jeroboam indujo a Israel a la apostasía, haciendole adorar los becerros. Además erigió templos en diversas alturas 10. Y como por este impio atentado del Rey

Manasés se cuenta por dos tribus, por haberle correspondido en el reparto una parte de Trans-jordania; y otra en Cisjordania; además las tribus de Efraim, Rubén, Gad, Zabulón, Isacar, Dans

Remedo del culto egipcio, o más probablemente del canapeo; como antaño en el Sinaí (cfr. número 202). De estas mismas palabras se sirvió entonces Aarón. Con ello quería Jeroboam justificar su obra y presentarla como forma legítima del culto del verdadero Dios. Lo mismo se pretendía con la Dan habían instituído los danitas en otro tiempo un ídolo, cuyo culto encomendaron a un nieto de Molsés (cfr. núm. 450). Betel estaba al sur del reino de las diez tribus y Dan al norte. Se ve, pues, que Jerobam sacrifico la religión a los intereses políticos. Cfr. Döller, Studien 212.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Separación formal de la casa y dinastía de David, con las mismas palabras que antes empleara el rebelde Seba (II Reg. 20, 1; cfr. núm. 545).

<sup>2</sup> Adoniram, que figura va en los reinados de David y Salomón.

Aser y Nestals.

4 Con la de Simeón (cfr. núm. 573) y algunas ciudades que en otras tribus siguieron ficles a la dinastía de David (III Reg. 12, 17): luego se le juntaron los levitas y muchos otros que, deseando permanecer files a la verdadera religión, emigraron a las tribus adeptas a Roboam (II Par. 11, 13 ss.). Era casi igual el poderío de uno y otro reino.

En el Códice Vaticano de la versión griega se lee 120.000.

No que Dios hubiese dispuesto la rebelión de las diez tribus; sino la permitió en castigo de la apostasía de Salomón (cfr. núm. 570).

Cfr. III Reg. 14, 17; 15, 21 33; Tersa era antigua residencia de reves cananeos (Ios. 12, 24). Su nombre, en hebreo Thirza, significa amenidad (Cart. 6, 3). Se la identifica con la actual Talluza, graciosamente situada en un monte, entre bosques de olivos, 8 Km. al norte de Siquem. AB 110. Rb 364 Cfr. infra núm. 580.

Jeroboam sacrificó la religión a los intereses políticos. Cfr. Döller, Studien 212.

La Ley disponía (Deut. 12, 13) que todos los sacrificios se ofreciesen en el lugar donde estuviera el Santuario. Por estu carecían del carácter de sacrificio las immolaciones que fuera de él se efectuamen, sobre todo el verter la sangre en el suelo. Ya en tiempo de Josué observó el pueblo dicha Ley, y con tanto rigor, que se consideraba como apostasía la erección de un altar distinto del de los holocaustos del Tabernáculo (16s. 22, 16). Pero luego de morir aquel caudillo comenzaron las infracciones y se dió culto a Dios en los lugares altos. La anarquía y las circunstancias extraordinarias de la época de los Jueces explican suficientemente que llegase a prevalecer la costumbre opuesta a la Ley. Los proletas condenzaron el culto de los lugares altos. Por sólo por lo que en sí traje de pagano y por el peliviro que los Jueces explican suficientemente que llegase a prevalecer la costumbre opuesta a la Ley. Los profetas condenaron el culto de los lugares altos, no sólo por lo que en sí tenía de pagano y por el peligro que encerraba para la pureza de la fe, sino por ser una transgresión de la Ley del culto (Ezech. 20, 28). Y aunque ciertos hombres, a quienes Dios encomendó una misión extraordinaria, ofrecieron sacrinclos en circunstancias extraordinarias fuera del lugar señalado, no por esa excepción quedó abrogado tan riguroso precepto. Y que los más de los israelitas, y aun el mismo Salomón (III Reg. 3, 1-3), obraron de buena fe al ofrecer sacrificios en los lugares altos, lo indica la Sagrada Escritura en III Reg. 3, a, cuando dice, como queriéndolos disculpar: que hasta aquel tiempo (el de Salomón) no había un Templu consagrado al Nombre del Señor. Acerca del culto de los lugares altos cfr. Scholz, Götzendienst 120 881, Rb 531. Acerca de los lugares donde los canancos practicaban el culto, cfr. Vincent, Canaan 102 88. Acerca del desarrollo histórico de las leyes sobre el Santuario y lugares de culto cfr. Engelkemper,

limbieran abandonado los levitas y otras muchas personas buenas el reino de lattel pasándose al reino de Judá, Jeroboam nombró sacerdotes a gentes del vulgo, estableció días festivos, especialmente una fiesta solemme en lugar de la fiesta de los Tabernáculos, la cual se celebró el Illa 15 del octavo mes, uno más tarde que la auténtica.

Habiéndose acercado Jeroboam al altar el día primero de esta fiesta para nficcat el incienso por su propia mano, he aquí que por orden del Señor llegó ile Juda a Betel un profeta y gritó contra el altar: «Altar, altar, esto dice el Senor. He aquí que de la casa de David nacerá un hijo que se llamará Josías 4, y hand degollar sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que ahora queman nobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres 2. Y esta será la señal de que Dios es quien os habla; he aquí que va a partirse el altar y se derrama-tal la ceniza que hay en élo. Extendió entonces el Rey su mano desde el altar, diciendo: «Prended a ése». Secósele al punto la mano que había extendido y no pudo retirarla; al mismo tiempo se hizo pedazos el altar y se esparció en derredor la ceniza que había en él. Y dijo el Rey al hombre de Dios : «Ruega al Senor Dios tuyo, y haz oración por mí, para que me sea restituída la mano». Hísolo el hombre de Dios y la mano del Rey quedó como antes,

675. No por ello se convirtió Jeroboam de sus iniquidades. Por aquel tiempo entermó su hijo Abía, y Jeroboam dijo a su mujer: «Disfrázate y ve a Silo ron algunos presentes al profeta Ahías, el que me predijo que había de reinar yo sobre este pueblo 3; él te dirá lo que ha de acontecer a este chico». El proleta supo de antemano por inspiración de Dios el mensaje de la reina y la conlimitación que debía darle. Y cuando sintió los pasos de la reina (tenía apagada

In vista por su mucha edad), dijo:

abilita, mujer de Jeroboam; ¿por qué finges ser otra? Mas yo tengo el mongo de darte una mala noticia. Ve, y di a Jeroboam: Esto dice el Señor Dios de Israel: Yo te ensalcé de en medio del pueblo, y te puse por caudillo sobre mi pueblo de Israel; y dividí el reino de la casa de David, y te lo di. Mas tú no lulate como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, haciendo lo que era agradable a mis ojos; sino que has obrado lo mulo sobre todos cuantos hubo antes de ti; y te hiciste dioses ajenos y de fundichin y me has desechado. Por tanto mira que yo acarrearé males sobre la casa de Jeroboam y acabaré con ella. Los de la casa de Jeroboam que murieren en la rhuhad, serán comidos de los perros; y los que murieren en el campo, serán devorados por las aves del cielo; porque el Señor es quien lo ha dicho. Tú, pues, levántate y vete a tu casa; y en el punto mismo en que pondrás tus pies en la ciudad, morirá el muchacho, y le llorará todo Israel, y lo enterrará; y de la casa de Jeroboam sólo éste será llorado por Israel y puesto en sepulcro, mu cuanto ha hallado en él cosa buena el Señor entre los de la casa de Jerohomo. Y el Señor golpeará a Israel, como suele moverse la caña en las aguas; y arrancará a Israel de esta buena tierra y los aventará a la otra parte del río (Enfrates)».

Volvióse la reina a Tersa; y al tiempo de poner los pies en el umbral de su murió el hijo; y fué sepultado y llorado por Israel. Señal terrible para

leroboam de haberse de cumplir también la otra parte de la profecía,

576. Roboam, rey de Judá, desistió por orden de Dios de hacer la guerra a las diez tribus que se habían separado de él, y sirvió al Señor durante tres años, como David y Salomón. Mas cuando se consolidó su trono, abandonó al Señor, él y todo su pueblo. Entregáronse a indignas idolatrías y a impuras abominaciones.

No tardó el castigo. El año quinto del reinado de Roboam, Sesac, rey de Egipto 4 — aprovechando la división de Israel en dos reinos —, vino contra Judá

Heiligtum und Opferstatten in den Gesetzen des Pentateuchs (Paderborn 1909); Kalt, Bibl. Archäologie,

Oue quiere decir : aquel a quien el Señor sostiene.

La profecía se cumplió 350 años más tarde por medio de Josías, décimosexto rey de Judá

La profecía se cumplió 350 años más tarde por medio de Josías, décimosexto rey de Judá (IV Reg. 23, 16; cfr. núm 671).

\* Cfr. núm 570.

\* Cfr. II Par. 12, 1 88

con 1.200 carros de guerra, 60.000 jinetes , una multitud innumerable de egipcios, libios, trogloditas 2 y etíopes; se apoderó de una perción de ciudades fortificadas por Roboam y se presentó a las puertas de Jerusalén. Entonces el profeta Semeias fué por orden del Señor al rey Roboam y a los príncipes de



Fig. 72. - Lista de victorias del rey Sesac (Sesonquis), Relieve de la gran sala hipóstila del templo de Karnac (hacia el 930 a. Cr.) (según Meyer), El dios Amón y la diosa de la ciudad de Tebas ofrecen al rey 165 ciudades conquistadas en Palestina, representadas por otros tantos prisioneros.

Juda, que se habían refugiado en los muros de Jerusalén, y les dijo: «Esto dice el Señor: Vosotros me abandonasteis, pues yo también os abandono en poder de Sesac». Consternados los príncipes de Israel y el Rey, dijeron i «Justo es el Señor». Por esto vino la palabra del Señor a Semeías, diciendo: «Por cuanto se han humillado, no se derramará mi furor sobre Jerusalén por mano de Sesac. Esto no obstanto le servirán, para que sepan cuanto va de obedecerme a mí a servir a los royes de la tierra». Retiróse, pues, Sesme de Jerusalén, llevándose los tesoron del Templo y de la casa del Rey y lon broqueles de oro que había hecho Salomón. Todavía reinó Roboam doce años. Mas de ese largo período de NII reinado dice la Sagrada Escritura sulamente que Roboam y Jeroboam tuvieron entre si perpetua guerra 🦜

Sesac, en hebreo Schischac, egipcio Scheschone o Schoschene, en griego Sesonquis, es el primer rey de la XXII dinastía egipcia (Bubastidas). En el gran templo nacional de Tebas (Karnac) del Alto Egipto, en un relieve, se representa a Sesac agarrando a sus enemigos por los cabellos y blandiendo sobre ellos un hacha de guerra; vense también los nombres de las ciudades conquistadas por él, entre ellas no pocas de los dominios de Jeroboam, y lugares importantes hamta la llanura de Mageddo (fig. 72 y lámina 5 d). Infiérese de esto que Sesac, tal vez incitado contra Judá por Jeroboam, quiso recobrar la supremucía del Alto Egipto sobre Palestina. De Judá se nombran sólo unos pocos

lugares sin importancia; no se ha encontrado con certeza el nombre de Jerusulén, por hallarse muy deteriorada la lista . Llama la atención que la Sagrada Escritura nada diga del castigo del reino del Norte. Opinan algunos que este documento egipcio no merece la confianza que se le da: las ciudades israelitas que se citan fueron esculpidas sin sentido (por el artista encargado de celebrar con el cincel la gloria del rey) según listas más antiguas; por esta razón no merece confianza el documento, en todo lo que discrepa del relato bíblico 5

Con Salomón y Roboam el pueblo escogido entra en contacto inme-

Nada tiene de extraordinario que Sesac dispusiese de tan grande número; pero es muy verosímil. En sentir de Reinke (Beiträge I 202), algún amanuense debió de leer 60, en vez de 6, o confundir el signo que denota el millar con el que expresa las decenas de millar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es decir, los que vivían en las cavernas de la costa occidental del mar Rojo.
<sup>3</sup> Esto no va contra lo dicho en el núm. 573. El haber Roboam, por indicación de un profeta, desistido en un principio de extender su dominio a las otras diez tribus, no quita que más tarde \*\* enredase con Jeroboam en guerra continuada.

Cfr. Lindl, Cyrus 64. Así Spiegeiberg, Aegyptischen Randglossen 27 ss. Cfr. Lammeyer, Das Siegesdenkmal des Künlgs Scheschonk I (Neuss 1907); Alt, Israel und Aegypten (Leipzig) 11 ss.

linto con Egipto, Asirix y Babilonia. Y así va desarrollándose la historia de mandios sucesivos, hasta que por fin el reino judeo-israelita sucumbe ante la superioridad de los pueblos paganos. Las nuevas investigaciones han esclarendo muchas particularidades de la historia de aquellos estados gentiles, viniendo la historia profana a confirmar muchos sucesos testificados antes sólo por la historia de Escritura. Todos los nombres de reyes extranjeros de esta época citados un la Sagrada Biblia (con excepción de algunos egipcios) se han descubierto en la transpriones y documentos asirio-babilónicos, entre otros el nombre del rey bargin de Asiria, citado por Isaías (20, 1) — por lo que se le creía degendarios (19, 10). Nómbrase también en estos documentos una porción de reyes de

Istuel y Judá y de los reinos sirio y filisteo, amigos unas veces y enemigos otras del pueblo congido. En la historia de esos reyes existe entucidencia completa entre ambas fuentes, si bien los hechos presentan muy diverso aspecto y romexión, lo cual nada tiene de extraño, dada la diversa índole de los documentos bíblicos y extrabiblicos, y la diferencia de ideas religiosas y pulticas. Todos reconocen que la coincidente es testimonio irrecusable de la confianza que mercece la tradición hebrea, y de la credibilidad (humana) de la Sagrada Escritura. Las lumtes bíblicas y extrabíblicas de este período poyan y completan mutuamente.

Pero al determinar la cronología se presen-

Pero al determinar la cronología se presentan dificultades, que con los recursos históricos actuales no pueden resolverse satisfactoriamento. Para apreciar en su justo valor estas dificultades y señalar el camino de la solución, cumple exponer el sistema cronológico de los (dos últimos) libros de los Reyes y de las Crómicas, dando al mismo tiempo una idea de las fuentes y del carácter de los datos cronológicos astrio-babilónicos. Para las cuestiones cronológicos de este período tienen escasa importancia

los tuentes egipcias.



Fig. 73. — El rey Sargón II con uno de sus generales. Relieve de Korsabad (hacia 700 a. C.). Londres. British Museum (según Botta).

Dos series de datos fijan la cronología bíblica de este período: la una para los reyes de Judá, con la edad de cada uno de ellos al subir al trono y los años de su reinado; la otra para los de Israel, con sólo la duración de su reinado. Indiction además datos sincrónicos que establecen la coincidencia de los hechos Importantes, cambios o muertes de reyes en ambos reinos. La confianza que nos merecen las fuentes (anales o crónicas de los reyes de Judá), citadas con frecuencia por el escritor, y la garantía de la Inspiración no permiten poner en tela de juicio la exactitud de los números primitivos del texto bíblico. Mas, en el estado actual de los datos, la cronología tropieza con las siguientes dificultudes: 1, falta de era, es decir, de punto fijo o fecha determinada de un nuceso, desde el cual comenzar a contar los años; 2, casi siempre se cuentan los unos enteros, de donde las fechas carecen de la precisión matemática que oxige la cronología; 3, hay divergencias, tanto en el conjunto como en el detalle; lo cual es prueba manifiesta de haber sido los datos alterados o de no sernos suficientemente conocido el sistema cronológico de los judíos. El total de años de uno y otro reino se diferencia en dieciocho, desnivel que no se conserva constante, sino oscila en el curso de este período. De varias maneras podría en parte explicarse la discrepancia: por la diversidad de criterio en contar el primer año de reinado (incluyendo o no el año incompleto de la subida al trono); por la Inneguridad del año civil (que probablemente comenzaba en distinta época en mulos reinos); por los correinados (cuyos años han podido contarse por separado para cada uno de los correinantes o sólo una vez para los dos); finalmente, por alteraciones en los datos numéricos. Pero todavía quedan discrepancias entre la historia bíblica y la profana, cuyo arreglo depende del crédito que nos merezrun las fuentes y datos asirio-babilónicos.

La fuente principal para la cronología asiria son los catálogos de los epóni-

|             | REYES DE JUDA                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha                           | REYES DE ISRAEL                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los<br>en o | nombres de los reyes de sentimientos teocráticos van<br>cursiva; el asterisco * indica reyes que emprendieron<br>reformas religiosas                                                                                                            | de<br>comienzo<br>de<br>reinado | Los nombres de los reyes que llegar<br>trono mediante rebelión y asesinato va<br>cursiva                                                                                                                                   |
| i           | Roboam reinó 17 años                                                                                                                                                                                                                            | 929                             | t. Jeroboam I reinó 21 años                                                                                                                                                                                                |
| 3.          | Abíam reinó 3 años                                                                                                                                                                                                                              | 912<br>910                      | 2. Nadab reinó 2 años 3. Baasa reinó 24 años (Jehú) 4. Ela reinó 2 años 5. Zambri, a los 7 días de subir al fué asesinado por 6. Amri, que reinó 12 años (Tebni, pretendiente al trona de 6 años). Samaria capital del min |
| 4.          | Josafat reinó 25 años (3 en calidad de correinante) Construcción de edificios; promueve la fidelidad a la Ley, la religiosidad y la justicia; casa a Joram, su hijo, con Atalía, hija de Acab y hace alianza con éste contra los sirios (Jehú). | 872                             | Norte. 7. Acab reinó 22 años (acaso 2 en ed de correinante). Contrae matrimonio con Jeanel culto de Baal, religión del le (Elfas).                                                                                         |
|             | Josafat hace alianza con Ocozías. Equipan una armada para ir a Ofir; fracaso (Prof. Eliczer). Alianza con Joram de Israel.                                                                                                                      |                                 | 8. Ocozías reinó 2 años                                                                                                                                                                                                    |
| 6.          | Joram reinó 8 años (gobierno imp(o) Ocozías reinó 1 año, gobernado por su madre Atalía Alianza con Joram de Israel.                                                                                                                             | 849<br>842                      | 10. Jehú reinó 28 años                                                                                                                                                                                                     |
| 7-          | Atalía reinó 7 años                                                                                                                                                                                                                             | 842                             | Hace matar a Joram de Inrael y zías de Judá. Exterminio de la casa de Acali                                                                                                                                                |
| 8.          | **Nada.  **Joás reinó 40 años                                                                                                                                                                                                                   | 836                             | 11. Joacaz reinó 17 años m                                                                                                                                                                                                 |
| g.          | Amasias reinó 29 años (20 en calidad de correinante)                                                                                                                                                                                            | 797                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Enredado en guerra con Joás, rey de Israel, es derrotado por éste, Jerusalén conquistada, derribados los muros y saqueado el tesoro del Templo.                                                                                                 |                                 | 12. Joás reinó 16 años Eliseo le predice una triple visosobre los sirios. Cúmplese el validada Jeroboam II reinó 41 años Prof. Jonas, Amós y Oseas.                                                                        |
| 10.         | Acarias u Ocias reinó 52 años Prof. Joel y Abdías. Gobierno fuerte y sabio. Se arroga funciones sacerdotales y Dios le castiga.                                                                                                                 | 789                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>f1</b> . | (Isalas).  Joatam reinó 16 años (13 en calidad de correinante).  Príncipe enérgico y prudente. Prof. Miqueas.                                                                                                                                   | (751) 738                       | 14. Zacarías es asesinado a los 6 mass subir al trono. 15. Sellum es asesinado al mes de subir trono.                                                                                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 16. Manahem reinó 6 años 17. Faceya reinó 2 años; fué destiniste 18. Facee, hijo de Romelías, el cual 16. 5 años.                                                                                                          |
| 12.         | Acaz reinó 16 años. Gobierno impío. El culto de<br>Moloc, religión del Estado                                                                                                                                                                   | 736                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| 13          | • Ezequias reinó 29 años                                                                                                                                                                                                                        | 721 - 693                       | 19. Oseas reinó 9 años (en 724 fué prisionero).  Caída del imperio asirio, Cautivi. (Tobías).  Colonos asirios en Samaria                                                                                                  |
| 14.         | Manasés reinó 55 años (Judit, Nahum)                                                                                                                                                                                                            | 643 · 6 <b>39</b>               | Nuevos colonos en Samaria, traide.<br>Asarhaddón.                                                                                                                                                                          |

Parks de de montoner. de falcado

919

.

841

841

791

941 941

730

910 - 714 916

| bechas ciertas                                                 | REYES ASIRIO - BABILONICOS                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| actual<br>de la Asiriología                                    | Duración<br>de Nombres<br>reinado                             |                                                                                                                           | OTROS DATOS HISTÓRCOS<br>IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                | 884 - 860                                                     | Asurnazirpal. Nuevo florecimiento<br>del imperio asirio.                                                                  | Sesac de Egipto saquea la ciudad de Jerusalén en 928.  Zara (Sezac) de Etiopia es derrotado por Asa.  Basa hace alianza con Benadab I de Siria contra Asa. Este consigue que Benadab rompa la alianza con Israel y se una con Judá.                                                                                 |  |
| 854<br>Untulla de Karkar<br>853<br>Muerte de Acab              | 859 - 826                                                     | Salmanasar II.                                                                                                            | Acab vence por dos veces a Benadab II y se une con él contra Asiria. Son derrotados por Salmanasar II en Karkar (854). Rómpese la alianza de Acab y Benadab; aliado Acab con Josafat contra Siria, pierde la batalla y la vida (853). El rey Mesa de Moab rehusa pagar tributo y reconquista el terreno perdido.    |  |
| 842<br>Joram y Ocozías<br>umeren asesinados<br>Fributo de Jehú |                                                               |                                                                                                                           | Campaña de Joram, unido con Josa-<br>fat de Judá, contra Moab.<br>Moabitas y ammonitas contra Judá:<br>Rebelión de los idumeos contra Judá:<br>filisteos y árabes invaden Judá.<br>Ocozías se une con Joram contra<br>Hazael de Siria.<br>Victorias de Hazael sobre Jehú; con-<br>quista Hazael toda Transjordania. |  |
|                                                                |                                                               |                                                                                                                           | Joacaz es acosado por Hazael y Be- nadab III de Siria, sucesor de Hazael. Joás, estrechado por los sirios, com- pra la paz con los tesoros del Templo. Victoria de Amasías sobre los idu- meos. Jeroboam II recupera Transjordania y conquista Damasco.                                                             |  |
|                                                                | 826 - 811<br>811 - 782                                        | Samsirammam.<br>Ramannirari III (casado con Sam-<br>muramat, Semíramis).                                                  | Azarías somete a los filisteos, ára-<br>bes, ammonitas e idumeos.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 738<br>Tributo de Mana-<br>ися a Ful                           | 782 - 772<br>771 - 754<br>754 - 745<br>745 - 727              | Salmanasar III.<br>Asurdán III.<br>Asurnirari.<br>Teglatfalasar III. (Thiglatpileser,<br>Ful; IV Reg. 15, 19).            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 739 (738)                                                      |                                                               | Rasín de Siria aparece en las listas<br>de tributarios de Teglatíalasar.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 734<br>733 - 732                                               |                                                               | Galilea a su imperio.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 722                                                            | 727 - 723<br>722 - 705<br>704 - 681<br>681 - 669<br>668 - 626 | Salmanasar IV somete a Oseas, si<br>Sargón II se apodera de Samaria<br>Senaquerib sitia a Jerusalén (701).<br>Asarhaddón. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

#### B. Reino de Judá, 722-586 a. Cr.

|    | J U D A                                                                                                                | a. Cr.            | REINOS GENTILES                                      | a. Cr.                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 5. | Amón reinó 2 años ,                                                                                                    | 639               | Asuredililani de Asiria                              | 646 - (HII)                    |
| 6. | *Josias reinó 31 anos<br>(Habacuc, Sofonias, Jeremías).                                                                | 638               | Nabopolasar, rey de Babel.                           | 625 - firig                    |
|    | Abolición de la idolatría                                                                                              | 629               | Destrucción de Nínive,                               | 606                            |
|    | Joacaz reino 3 meses                                                                                                   | 608<br>608        | Necao de Egipto<br>Nabucodonosor, rey de Ba-         | 611 - 598                      |
| ۵. | Primera conquista de Jerusalén. Comienzo de la cautividad babilónica de los 70 años. Joaquín o Jeconías reinó 3 meses. | 606               | bilonia                                              | 604 - 5 <b>6</b> #             |
|    | Segunda conquista de Jerusalén                                                                                         | 598               |                                                      |                                |
| 0. | Sedecías reinó 11 años (Baruc) DESTRUCCION DE JERUSALEN. — Go- dolías, gobernador. RUINA TOTAL DEL ESTADO JUDIO.       | 597<br>587<br>586 | Efre (Hofra) de Egipto                               | 590 - 571                      |
|    | Elevación de Joaquín el año 37 de su cauti-<br>vidad                                                                   | 561               | Evilm redac en Babilonia .<br>Neriglisar .           | 561 - 559<br>559 - 550         |
|    | Fin de los 70 años de cautiverio babilónico .                                                                          | 536               | Naboned (al fin de su rei-<br>nado, Baltasar correi- | 223 - 220                      |
|    |                                                                                                                        |                   | nante)                                               | 555 - 5.1 <sup>31</sup><br>536 |

mos 1; las fechas de estas listas se apoyan en datos astronómicos (por ejemplo, eclipse de Purisalgali en el año 763 a. Cr.) y están confirmadas por el canon ar Ptolomeo . En tanto que las pomposas inscripciones de los palacios tienen escaso valor para la cronología por inconexas, incompletas, mutiladas, parcialen e inexactas, las fuentes antes mencionadas poseen por lo menos gran verosimlo litud. En ningún caso como en éste la ciencia profana ha determinado con pruebas más seguras y exactas la verdad, o por lo menos, la verosimilitud de un hecho; los intérpretes deben probar, por consiguiente, que este hecho no está en pugna con la Sagrada Escritura . Según los datos sincrónicos de la Biblia, habría que rebajar en algunos decenios el total de los reinados de los reves de Israel y Judá e intentar un acuerdo, admitiendo correinados, asociaciones al trono e interregnos — de todo lo cual no tenemos noticias suficientes —, como también algunas correcciones de los datos transmitidos . El cómputo de los asl-

Cfr. Kaulen, Assyr. n. Babyl. 281. El texto de los documentos puede verse en Winckler. KT<sup>3</sup> 58 ss. El material epigráfico, también en Jeremias, ATAO<sup>3</sup> 507 ss.; Gressmann, AOT 102 ss.

Este es el nombre de un catálogo de los fenómenos astronómicos que ocurrieron en cada año de cada rey de Babilonia desde Nabonasar (747 a. Cr.; de ahí la «cra de Nabonasar»). Nos lo ha conservado el geógrafo Claudio Ptolomeo (74 d. Cr.). Los cálculos astronómicos han demostrado la exactitud de las observaciones anotadas en dicho anuario. Como varios reyes de Babilonia lo fueron también de de las observaciones anotadas en dicho anuario. Como varios reyes de Baononia lo tueron tampien a Asiria, comprobada merced a la inscripción de una tabilila la simultaneidad de dos fechas (706, año 4 de Sargón, el cual 16 años antes, el 722, ocupaba el trono de Asiria), se ha podido fijar la cronologío de los reyes asirios anteriores y posteriores. El eclipse de Purisalgali no puede, por tanto, ser otro que el de 763. Cfr. Schöpfer, Geschichte des AT 556 ss.

<sup>a</sup> Encíclica Providentissimus, siguiendo a san Agustín, De Gen. ad Litt. 1, 19 20.

<sup>a</sup> El ajuste de algunos períodos es sencillo, por ejemplo, del 929 al 842 (a. Cr.). El 929 entraron

<sup>1</sup> El epónimo era uno de los principales dignatarios, elegido anualmente por el rey sólo para que el año llevara su nombre (como en Roma los cónsules y en Atenas los arcontes). En las listas 🕮 epónimos se leen a veces, junto a los nombres, noticias breves acerca de sucesos notables. Los nombres señalan los años; y ciertas rayas o signos especiales, indican la duración del reinado de los monarcas. Estaban en uso las listas de epónimos ya desde el siglo xiv; las del ix al vii se han conservado integras. En el nombre de Purisalgali está anotado un eclipse de sol que, según cálculos astronómicos, ocurrió el 15 de junio del 763 a. Cr. Esta fecha fija es la base de la cronología de los reyes asirios.

a reinar simultáneamente Roboam en Judá y Jeroboam en el reino del Norte; el 842 en un mismo dla fueron asesinados los reyes Ocozías de Judá y Joram de Israel. Entre ambas fechas transcurrieron Maños. Pero el total de los años de los reyes de Judá durante ese período, según el texto hebreo, asciendo a 95, 6 a 92 si dividimos en dos partes los 25 de Josafat (fundándonos en IV Reg. 15, 5, y 11 Par. 20, 21): tres de correinado y 22 de reinado; y el total de los años de los reyes de Israel durante el mismo período sube a 98 ó a 95, si se admite con Kugler (von Moses bis Paulus pág. 158) que los 22 años del reinado de Jerobaam comienzan a contarse desde que este rey fué ungido por Ahfas, y que de los 22 años de Acab, 2 fueron de correinado y 20 de reinado. La diferencia desaparece, si contamos por un solo año el último de un rey y el primero del sucesor; pues en Israel y Judá existía la costumbre de contar los años por entero (como por ejemplo los tres días que Jesucristo estuvo en el sepulcro); y, from the point control to the point element of the point end of the point ends of the sequence of the point ends of the del reino del norte (722). Si admitimos con Kluger (pág. 164 ss.) que Amasias de Judá reino 20 años

thos y de la Biblia sólo se ajustan en el año de la conquista de Samaria: el año mesto de Ezeguías, rey de Judá, noveno de Oseas, rey de Israel, último de Salminusan y primero de Sargón, reyes de Asiria, en el cual fué conquistada segun la Biblia y las inscripciones cuneiformes, es el 722 a. Cr. Desde ratu terba en adelante apenas hay dificultad digna de mención. Anteriormente n ella bay algunas otras fechas seguras en tiempo del profeta Isaías (muerte ile Urlas no antes del 740, en vez de 759) y del rey Acab. Puesto que la muerte de rete monteció después de la batalla de Karkar (atestiguada por las inscripciones molthe, ano 854), resulta que el asesinato simultáneo de Joram (Israel) y Ocoatine (funla), debió de ocurrir hacia el 842. Para los reinados anteriores al de Acab mi disponemos de datos asirios; forzoso nos es calcularlos sólo aproximadamente, de acuerdo con la cronología bíblica antes establecida. El cuadro sinriduco (págs. 478 y 479) nos hará ver los datos y sincronismos principales ili mulios reinos y de la historia profana. Los veinte reyes de Judá son de la tunt de David, con la única excepción de la impía Atalía; los diecinueve de lunel, de diez familias diferentes que escalaron el trono valiéndose de sedirlonos y asesinatos. En el cuadro ponemos en su lugar los profetas que interviulcion en ambos reinos.

#### Misión de los prefetas

878. Al fundar la Antigua Alianza, había prometido (cfr. núm. 349) el Nimo a su pueblo enviarle profetas como Moisés, que mantuvieran y continuaon la obra comenzada. El espíritu que animara al legislador de Israel, fué traspasado a Josué. En tiempo de los Jueces encontramos profetas y «hombres ili Diosi de Samuel fué un gran profeta; además, en derredor de éste y de ntros hombres favorecidos del Señor como él, se congregó una porción de discípulos 1 por medio de los cuales se multiplicaban en cierto modo aquellos varonos extraordinarios y extendían su campo de acción, instruyendo y amonestando unas elicacia al pueblo y alentándole a seguir fiel al Señor.

Y cuando con la institución de la monarquía nació el peligro de que Israel lamense la gioria en el aparato externo y se entregase a las vanidades del munthe tomo los pueblos gentiles 5, Dios envió a los primeros Reyes profetas como Namuel, Gad y Natán, y aun concedió a David y a Salomón el don de profe-The Y a medida que aumenta el peligro, especialmente desde la división del nelno, más enérgicamente entran de por medio los profetas enviados por Dios. Intervienen igualmente en el destierro y después de él, oponicadose a las influencias del paganismo y preparando al pueblo para la venida, ya próxima,

ald Redentor.

Dios! los escogió y preparó para esta misión: a) con luces sobrenaturales

отни correinante y 9 como rey único, y suponemos además que Joatam gobernó 13 años como regente durante la enfermedad (lepra) de su padre Ozías, resulta, teniendo en cuenta la manera de contar de los julios, arriba expuesta, un total de 121 años desde Atalía a Ezequías (842-721). Para obtener el anomo resultado en el reino de Israel es preciso una corrección del texto (6 en vez de 10 y 5 en voz de m). Pueden verse otras tentativas para resolver el problema en Lindl, Cyrus 79 s.; Trutz

<sup>(</sup>Nath tree 1 20 ss.); Herzog, Die Chronologie der beiden Konigsbücher (AT.1 V 5); Sanda, Die Buller der Konige II 300 11; Honthe im (ZKTh 1918, 403 ss.).

Lomannes las fechas de los recentísimos cálculos de Kugler (l. c. 171)

Averen de los profetas cfr. Kaulen-Hoberg, Einleitung 338 ss.; Schöpfer, Geschichte des AT 18 20; Leitner, Die prophetische Inspiration (BSt 1 5); santo Tomás, Summa Theol. s. s. q. 171-175. antigun es roch, que significa vidente (el que ve las cosas ocultas y futuras); pero el término más curtente e unbi (de naba, hablar inspirado), que quiere decir: inspirado por Dios. Por razón de su tou Dios, se les llama chombres de Dios»; por su ministerio cerca de Israel, evigilantes, guar-pastores, etc., de Israel». Cfr. Laur, Die Propheten-Namen in AT (Friburgo de Suiza 1903). Para lumar Juicio crítico acerca del valor histórico-literario de los profetas de Israel véase Baumgartner, tranhichte der Weltliteratur 1 3-4 36 ss.

<sup>4</sup> Cfr. núm. 431, 461, 470 s.
4 Cfr. núm. 470, 486. Frente a las tentativas recientes de dar origen cananeo-babilônico al profe-

Ch. núm. 469.

Uh. núm. 513, 518, 556 s.

Piu esto no se necesitaba preparación es ecial. Las escuelas de profetas no eran establecimientos dell'indos a la formación de profetas. Don tan singular sólo directamente de Dios podía venir. No constituían los profetas un estado especial; Dios elegía y llamaba a cada uno según su beneplácito, combitme lo requerían las necesidades del pueblo escogido, si bien una unción especial era a veces il algun externo de tan señalada gracia, como vemos en Eliseo (111 Reg. 19, 16; cfr. núm. 589, de no

y profundo conocimiento de las verdades divinas, de los destinos del pueblo de Dios y de la relación que con éstos guardaban los acontecimientos históricos con el don de profetizar los sucesos próximos y remotos hasta el cumplimiento de los destinos de Israel, cuando el Mesías apareciese en su reino y en el Juido

Final; b) con el don de milagros, que acreditara su divina misión.

Ellos, por su parte, correspondieron al divino llamamiento entregándose de lleno a tan santo ministerio, llevando una vida muy austera 1 y cumplicula su deber con gran libertad, entereza e intrepidez ante los poderosos y humildon ante los reyes y príncipes, ante los sacerdotes y el pueblo 2. Su vestido em áspero: una amplia túnica o saco de crin, con cinturón de cuero . Vivian solun o bien en comunidad con los discípulos que se les juntaban 4. Algunos erant casados; otros, célibes, como Elías, Eliseo y Jeremías. Remediaban las escusiones necesidades con sus propios recursos, con su trabajo, o con los presentes y limosnas que recibían de la gente piadosa; dábaseles hospitalidad volunturla por amor de Dios. Su autoridad ante los príncipes era grande; los mismos reve y magnates impíos del reino de las diez tribus, y los príncipes y pueblos paganos reconocían su misión divina, movidos principalmente por la austeridad de su vida, por el poder de su palabra, por sus predicciones y portentos. Como 📫 oponían a las pasiones y aspiraciones mundanas de los contemporáneos y a los augurios de los falsos profetas, eran a menudo objeto de duras persecuciones y morían de muerte violenta o cruelmente martirizados . Los principales enemigos de ellos eran los falsos profetas, fáciles de ser reconocidos por la falsedad de sus predicciones 6, por la oposición de su doctrina y consejos a la Revelación divina, por sus miramientos y transigencias con las pasiones y por su vlila mundana.

579. Los profetas anteriores, como Elías y Eliseo, intervinieron principale mente de palabra y con señales y prodigios. Los profetas posteriores han influído además mediante los escritos que compusieron para sus contemporáneos y legaron a la posteridad. Merced a estos escritos tenemos idea clara y precisa de la actividad profética. Los profetas anuncian al pueblo las verdades eternitorial la Ley divina, el destino y misión de Israel entre los pueblos gentiles; aviana, exhortan, mueven a penitencia, amenazan con castigos a los israelitas infieles Dios y a su vocación 7; advierten a los grandes, disuadiéndoles de aspiraciones religiosas y políticas que puedan comprometer la suerte de Israel. Inspirado por Dios, aclaran la posición de Israel respecto de los pueblos paganos vecinos

haberse de interpretar simbólicamente las palabras de este pasaje). Dios los escogía de todas las confu estirpe; Amós se dedicaba al oficio de pastor en Tecua, y Eliseo dejó el arado para seguir a Elisa Los mismos profetas dan testimonio del llamamiento divino sobrenatural y maravilloso y de las grulas extraordinarias recibidas de Dios para el desempeño de su ministerio; y con sus prodigios y prolleciones proféticas, con sus arrobamientos y éxtasis demuestran lo extran lo est misión (ctr. III Reg. 18, 12; IV Reg. 2, 16; Ezech. 11, 24; 37, 1); esto mismo acreditan a cada paso en el Nueva Testamento Jesucristo y los apóstoles. Cfr. entre otros pasajes Luc. 24, 25 ss.; Act. 3, 18 ss.; 10, 41 28, 25; II Petr. 1, 19 S.

Cfr. IV Reg. 4, 38 ss.; Icrem. 15, 17.

Cfr. III Reg. 14, 6 ss.; núm. 574 s.; Icrem. 1, 10 18. Los profetas del pueblo de Dios en trale.

Cfr. III Reg. 14, 6 ss.; núm. 574 s.; Icrem. 1, 10 18. Los profetas del pueblo de Dios en trale. ocupan un puesto muy señalado, pero especialmente en lo que ataña el número, a su honorabilidad y al fondo y objeto de sus predicciones. «No sirven a los intereses políticos y a los negocios seculares como la pitonisa de Delfos, sino anuncian el triunfo del reino de Dios y del orden moral» (Faullindus) Ni los babilonios y asirios, ni los egipcios y árabes pueden presentar algo equivalente o parecido a méritos de los profetas de Israel; en cuanto a la magia y los agüeros de los sacerdotes de Baal, más opuesto al profetismo hebreo. Por eso llega Sellin a confesar (Der atl Prophetismus, Leipzig que en la extensa literatura oriental nada hay que pueda compararse, siquiera como remota anningúa con el concepto hebreo de la revelación del plan divino del mundo, o al menos considerarse como un primer grado de tan elevadas ideas. Lo mismo declara Konia (Geschichte der alt. Religion 365 Hablar de «analogía» con ciertos fenómenos del paganismo (adivinación, magia, etc.) o hacer de los profetas instrumentos políticos, agentes y agitadores (Delitzsch, Winckler), es desconocer y desfigurar ios hechos.

A la manera de los que llevan luto; núms. 194 y 196 (cfr. IV Reg. 1, 8; Is. 20, 2; Zach. 13, 4 Matth. 3, 4).

<sup>4</sup> Elias y Elisco tenían comunidades de este género en el Carmelo, en Gálgala, Betel y Jerirá (cfr. IV Reg. 2, 1-25; 4, 25 38 ss.; 6, 1 ss.).

Eran escarnecidos, maltratados, perseguidos, encarcelados y degoliados como amotinadorea del pueblo, locos y traidores (cfr. III Reg. 18, 17; 22, 27; IV Reg. 9, 11; lerem. 11, 19; 20, 2; 26, 8; 36; 37; 37, 13 ss.; 38, 4 ss.; cfr. núm. 677; Amos 7, 10; Matth. 23, 37; Act. 7, 52; Hebr. 11, 36 ss.).

De la actividad política de los profetas sólo cabe hablar en cuanto que a todas las actividades humanas aplicaban las normas de la Ley divina; y cponiendose a las arbitrariedades y pasiones y a la corrupción moral que se manifestaban en todas las esferas de la vida privada y pública, trataban de que prevaleciera la voluntad divina (cfr. Walter, Das Prophetentum in seinem socialen Berufe, en 2KIII 1899, 386 ss.).

y de los imperios del mundo, y esclarecen los sucesos prósperos y adversos, las allimizas, victorias, derrotas y toda clase de adversidades en relación con los destinos del pueblo escogido . Y tomando pie del estado presente, dirigen a menudo la mirada y la palabra hacia el futuro, próximo o remoto, especialmente al Manday y su reino, en el cual se habían de cumplir los destinos de Israel<sup>2</sup>

Los profetas predicen los sucesos futuros, no por conjeturas humanas, o Meulos ingeniosos; con la certeza infalible propia de la presciencia a divina munician los hechos que dependen de la voluntad de Dios y de la libre actividad humana, inescrutables por consiguiente a la humana perspicacia, pero que se realizaton como se había predicho. Muéstrase esto, con mayor esplendor que en ulta parte alguna, en las profecias mesiánicas. Y aunque vivieron en tiempos muy distantes unos de otros y predijeron del Mesías cosas tan diversas, a veces aparentemente contradictorias, todos sin embargo dibujaron en el mismo cuadio; y de los rasgos que cada uno trazara, se formó un retrato perfecto, en el etial podía reconocerse a aquel que era la esperanza y el anhelo de Israel y a quiten ansiaban las naciones 4.

A pesar de las persecuciones que padecieron, sus palabras y acciones obtuvicion el resultado apetecido; pues en medio del torbellino de las pasiones huminas, en medio de los huracanes que se desencadenaron contra el pueblo de Dios, Israel guardó, en general, su religión y su fe, se mantuvo firme en sus esperanzas aun después de la destrucción del reino y en la cautividad, salió de los enstigos y pruebas purificado, acrisolado y fiel para siempre al widadero Dlus, y, finalmente, se preparó suficientemente — por lo menos su par e más mun - para la venida del Redentor.

# I. Decadencia del reino de Israel

### 77. Los reyes Nadab, Baasa, Ela, Zamri y Amri

(III Reg. 15 y 16; II Par. 13)

Jeroboam <sup>5</sup> sobrevivió cuatro años a Roboam; el hijo de éste, Abbas, que al principio parecía andar por los caminos del Señor, obtuvo um gran victoria contra Jeroboam.

Abias salió al frente de un ejército escogido (probablemente de cuarenta mil) contra Jeroboam, el cual le hizo frente con doble número 6. Estaban los

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Su principal misión era llevar a la conciencia del pueblo el convencimiento de los elevados desti-tivo a que estaba llamado: el pleno cumplimiento mediante el Mesias. A esto queda todo lo demás miliordinado: la vida presente y el comportamiento del pueblo, los medios y caminos que Dios ha de al pueblo escogido al cumplimiento de las mismas. Por eso en medio de las descripciones de los sucesos presente y venideros fijan su mirada en el Mesías, declarando al pueblo el verdadero y propio significado de las disposiciones divinas y de los castigos, para así reducirlo al cumplimiento del deber, infundir allento y esperanza a los buenos e inclinarlos a la fiel entrega a la voluntad divina; y al mismo tiempo dar a las generaciones venideras, que habían de ver el cumplimiento de todo, argumentos seguros de ente uno de los rasgos de las profecías mesiánicas, y senales inconfundibles por donde pudiesen reco-Para más detalles efr. núm. 607.

Averca de las profecías que se pretende no haber sido cumplidas, cfr. Reinke 1. c. II 117 ss. La riencia racionalista de todos los matices es también aquí opuesta al concepto católico. El antiguo, interpretando superficialmente las profecías mesiánicas, trató de reducirlas a presentimientos» y eensueños quiméricos». La escuela de Welhausen hace de los profetas fundade una religión nueva (monotefsmo ético); y de tal manera limita la actividad de los mismos a la huma de su tiempo (peligio asirio), que no les pudo quedar espacio para predicciones y esperanzas Indias. Todos los pasajes que aluden a un Mesías personal o al cumplimiento del reino de Dios antidogín), los relega a la época del destierro o a otra posterior. Siguiendo las huellas de Orelli (1888). entre Müller (Messian. Erwartung der vorex. Prophh, Gütersloh. Good) entre los protestantes las conservadoras. En 1895 inició Gunkel un cambio completo en las ideas, dando origen babilónico. a las expresiones tiempos primitivos y últimos tiempos. En 1905 Gressmann trató de buscar el origen de la escutología judeo-israelita en los mitos babilónicos. La escuela panbabilonista desconoce el carácles y el conetido de los profetas, si bien atribuye grande importancia histórico-religiosa a la excepetación del Redeutor como término de la creencia en las edades del mundo» (AOG 205 ss.). — Puede verse en al num 749 un resumen de los principales caracteres de las profecías mesiánicas.

Clr. num. 573 ss. 11 Par. 13 Como sean tan enormemente elevadas esas cifras (400 000 y 800.000), ni haya ejemplo bil la historia de derrota semejante (500.000 muertos y heridos), sospechan algunos que se trata de 40 000 y 80.000. Cfr. Reinke, Beitrage I 201. Las centenas de millar nacieron probablemente de confunelli letien munéricas parecidas.

ejércitos frente por frente en orden de batalla en Efraim. Abías, desde el monte Semerón 1, comenzó a representar al ejército de Jeroboam cómo Dios había dado el señorío de todo Israel a la casa de David y cómo Jeroboam había usurpado la mayor parte del reino, añadiendo a este pecado el de inducir a la idolatría a Israel. Invitaba a sus hermanos a reflexionar que en Judá se adoraba con toda fidelidad a Dios, cumpliendo estrictamente todas las disposiciones de In Ley de Moisés, y les exhortaba a no luchar contra Dios, que era el jefe de Judhi Mientras ambos ejércitos escuchaban el discurso de Abías, Jeroboam con una parte del suyo cercó por la espalda al ejército de Judá. Este, rodeado por todos partes, parecía perdido sin remedio; pero alzando el grito al Señor todos los soldados de Judá, el Señor entregó a Israel en manos de Abías, de suerte que cayeron heridos de Israel en indecible número. Abías conquistó muchas ciudades, y el poder de Jeroboam quedó quebrantado.

Sucedió a Jeroboam su hijo Nadab, el cual siguió los ejemplos del padre. En él se cumplió la amenaza del señor². Pues sucedió que en el segundo año de Nadab, su general Baasa, hijo de Ahía, de la tribu de Isacar, le armó asechanzas y matóle en Gebbeton 3, ciudad de los filisteos, al tiempo que el rey y tudo Israel estaban sitiando esta ciudad. Para asegurarse en el trono, extermino Baasa toda la familia de Jeroboam. Pero no fué mejor que éste; por lo cual le fué anunciado por boca del profeta Jehú un castigo análogo, que se cumplió en su hijo Ela. Celebraba Ela un banquete y hallándose beodo, uno de sus generales, llamado Zamri, se arrojó sobre él y le quitó la vida, se apoderó del trono y exterminó la familia de Baasa, con los parientes y amigos. Sucedía esto en el

segundo año de Ela.

Pero a los siete días fué derribado Zamri. Pues, como hubiese llegado la noticia de su rebelión al campamento de Gebbetón — segunda vez sitiada por Israel —, el ejército proclamó por rey a su general Amri, y con él al frente lun a Tersa y la sitió; y viendo Zamri que la ciudad iba a ser tomada, entró en el palacio y se abrasó con el edificio. Pero Amri tuvo que luchar con un computidor, **Tebni**, al cual se unió una parte considerable de Israel; mas, a los cualto años logró dominarle. Amri compró por dos talentos de plata a un cierto Somer o Semer un monte próximo a Tersa y allí edificó una ciudad fuerte, que llamo Samaria, del nombre del antiguo dueño del monte, la cual fué en adelante residencia de los reyes de Israel 4. El reinade de Amri fué peor que el de sus producesores. Sucedióle su hijo Acab, todavía más impío.

## El profeta Elias

(III Reg. 16, 29 a IV Reg. 2, 13)

581. El rey Acab y el profeta Elías. Acab superó en impiedad 🛚 todos los reyes que le habían precedido. Al culto de los becerros añadio, por instigación de su mujer Jezabel, hija de Etbaal, rey de Tiro, el aluiminable culto fenicio de Baal. Construyole un templo en Samaria, planto un bosque y nombró cuatrocientos cincuenta sacerdotes de Baal y cuatros

¹ Probablemente en Betel, cerca de las fronteras de Judá.
² III Reg. 14, 7 ss.; cfr. núm. 575.
³ ('orrespondió' en el reparto a la tribu de Dan (los. 19, 44); se hallaba unos 35-40 Km. nl normete de Jerusalén, en la frontera de los filisteos y en posesión de éstos.
⁴ Está situado este monte 12 Km. al noroeste de Siquem y otro tanto al oeste de Tersa; su cumbra a 340 m. de altitud, presenta una dilatada meseta. Circúndale como un foso una amplia hondonada de más de 8 km. de anchura, a la cual afluyen encantadores valles. Tanto el monte, cultivado en alatticalado hasta la cumbre, como sus alrededores, se distinguen por su fertilidad, en particular por la de catato nasta la cumore, como sus airecuciores, se distinguen por su tertificad, en particular por su viñedos; esto y su situación estratégica le señalaban para fundamento de la capital del reino de l'entre pronto compitió Samaria con Jerusalen en grandeza y magnificencia. Por eso la llama Isasas (18, 1) adiadema orgullosa de Efraim, que resplandece en la cumbre de sertifísimo vallen. Después del cunti verio de Babilonia sur Samaria capital de aquel pueblo híbrido de los samaritanos. Juan Hircano la destruyó por completo en 109 a. Cr.; pero el prefecto romano Gabinius la reediscó el año 54 a. Ci y el 27 (a. Cr.) la embelleció Herodes el Grande, dándole en honor de Augusto el nombre de Sebastó (en lat. Augusta). Es célebre por los sepuleros de Elisco, Abdías y Juan Bautista, sobre los cuales as levantó más tarde la jelesia de san luan. Cfr. san Jerónimo. Ebitable. Paulae inter ebist. 108 al. levantó más tarde la iglesia de san Juan. Cfr. san Jerónimo, Epitaph. Paulae, inter epist. 108, al n. 13 cfr. ep. 46, al. 17, n. 12. A pesar de sus bellos alrededores, actualmente en una mísera con 500 habitaciones, de mediana fama. Cfr. Doller, Studien 200 ss. Exploradores americanos haber encontrado restos del palacio real de Amri y Acab.

dentos de Astarte 1; sirvió a Baal y le adoró; mas hizo matar a los profetus del Señor,

En esta época de máximo peligro para la fe, envió Dios al mayor de los profetas después de Moises, Elias de Tesbi 2; el cual, con su celo midente, con el poder de su palabra y la intrepidez de sus acciones, había de desbaratar los planes de los enemigos de Dios. Dotóle el Señor de process extraordinarias, le sostuvo y protegió contra el furor de los perauguidores y le acreditó ante Israel y el Rey con los mayores prodigios.

682. Elías aparece bruscamente en escena. Nada se dice de su vida anterior; mi alquiera tenemos una relación completa de sus hechos. Se supone que el nutor de los Libros de los Reyes tomó la historia de Elías y Eliseo de anotaciotion existentes anteriormente, apoyadas a su vez en tradiciones transmitidas por lus discípulos de los profetas. Estas tradiciones, consignadas por escrito muy temprano (hacia el 800 a. Cr.) — según opinión de la mayor parte de los crítim sigue contra la historicidad de la narración; antes bien, la antigüedad de la tradición y de las anotaciones escritas es garantía de la credibilidad histórica. Millo la repugnancia y aversión a todo lo revelado puede ser causa de que los retticos califiquen la historia de Elfas y Eliseo de «levenda» o «mezcla de levenda n historia». En realidad, los críticos no aciertan a «distinguir lo rigurosamente histórico de lo legendario», y no les queda otro arbitrio sino «tomar esta narranión tal cual es, confiando que los rasgos principales, especialmente la escena del Carmelo con sus grandes ideas religiosas, descansen en base histórica»... ul a figura de Elías se agiganta, si bien aparece claramente histórica en los rasgos fundamentales». En cuanto a lo extraordinario y maravilloso que disthigue a Elías (y Eliseo) entre todos los profetas, se ha de considerar lo difícil In la misión a él confiada y las circunstancias de la época. En aquel momento uttico de la historia de Israel era preciso salvar en el reino del Norte la fe en el verdadero Dios (Yahve), ahogada por el culto grosero y sensual de Baal y Astarte, y anunciar a la casa idólatra del rey la justicia del Dios vivo.

La misión de Elías es un anillo de la cadena de extraordinarias mercedes illylius concedidas a Israel; sus prodigios llevan el mismo ritmo que éstas. Así romo en otro tiempo Dios confirmó la autoridad de Moisés mediante sucesos estruordinarios, a fin de dar por su mediación la Ley a Israel, no de otra mamena quiso hacer el último esfuerzo por medio de Elías, para conducir al buen muluo al pueblo infiel 4. «Es, pues, intento vano querer explicar lo maravilloso ili Elfas de una manera natural, o como leyenda». Quien pretenda despojar la vida de Elías de todo lo prodigioso, no tendrá un retrato conforme a la historia real; y aun se convertirá el retrato en caricatura, si se quiere atribuir los grandes triunfos de Elías, no al Dios vivo, sino a las cualidades del Profeta, que um hombre como los demás, y al apoyo que le prestaron un partido de la corte, las comunidades de profetas y los nobles sentimientos del espíritu po-

pulær ..

583. Para mover al Rey y al pueblo a penitencia, suplicó Elías al Señor, se dignase afligir al país con una larga sequía. Asegurado por Dios de que su oración había sido oída, se presentó al Rey y le dijo: "Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy 6, que no ha de

A Miluly, Die Quellen zur Geschichte des Elias (Braunsberg 1906); Sanda, Elias und die religiösen I shallmase seiner Zeit, en BZF VII 1 2 (con más extensión en: Die Bücher der Könige 1 413 88.); I naturler, Der Prophet Elias, en ThpQS 1921 y 1922 KI IV 365. Riehm, Handworterbuch des bibl. Altertumgs 1 381.

Acerca de Baal y Astaroth (Astarte) cfr. núm. 125 y página 362, nota 3; Hagen, LB I 509.

Ellas vivía en Galaad cuando por primera vez intervino en la vida pública (HI Reg. 17, 1); de injuner es que allí estuviese su ciudad natal, probablemente en el·Istib. 13 Km. al norte del Jabok, donda todavía se ven las ruinas de un monasterio que lleva el nombre de Mar Elyas. No lejos de aquí paren luber estado situada la patria de Eliseo, Abel-Mehula (cfr. núm. 589). La patria de Elías no es, por consiguiente, Tisbe de Tob. 1, 2, patria de Tobías, situada en Galilea (Neftalí). Rb 364 y 365. — Il nombre del Profeta (Eli-yah, uni Dios es Yahveo) está en consonancia con la misión del mismo: in verdadera fe contra el culto abominable de Baal.

Kittel, Die Rücher der Könige 162; Geschichte des Volkes Israel II<sup>3</sup> 387 ss. (ATAO<sup>3</sup> 543). CIr.

Que me honra con su trato y amistad.

caer rocio ni lluvia en estos años hasta que yo lo dijere». Enfurecióso Acab al oir estas palabras y quiso matar secretamente a Elías.

Para protegerle contra las asechanzas de Acab, díjole el Señor: «Retírate do aquí y vete hacia el oriente, y escóndete en el torrente Carit, que está frente al Jordán 1. Beberás allí del arroyo; y he mandado a los cuervos que te alinum. ten». Fuése, pues, y ejecutó las órdenes del Señor; los cuervos le llevaban pun y carne por la mañana y por la tarde, y el arroyo le ofrecía cristalinas aguue

donde apagar la sed.

Mas pasados algunos días secóse el arroyo, porque no llovía. Díjole entonces el Señor: «Levántate, y vete a Sarepta de los sidonios<sup>2</sup>, porque he mandodo allí a una mujer viuda que te alimente». Levantóse, pues y fuese a Sarepta. Y luego que llegó a la puerta de la ciudad, encontró a una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y llamóla diciendo: «Dame un poco de agua para beber». Y yendo ella para traérsela, gritóle Elías: «Tráeme también, te ruego, un bocado de pan en tu mano». Ella respondió: «Vive el Señor Dios tuyo, que no tengo pan, sino sólo un puñado de harina en una orza y un poco de aceite en una alcuza; y ahora estoy recogiendo dos palos para ir a cocerlo para mí y para mi hijo, y comérnoslo, y después morir». Díjole Elías: «No temas; mas anda, y haz como lo has dicho; pero haz primero para mí de ese poco de harina un panecillo cocido debajo del rescoldo, y tráemelo: que después lo harás para il y para tu hijo. Porque esto dice el Señor Dios de Israel: la orza de la harina no faltará, ni menguará la alcuza del aceite, hasta el día en que el Señor ha de dar lluvia sobre la haz de la tierra». Fuése, pues, la mujer, e hizo lo que Elías le había dicho; y desde aquel día no faltó harina en la orza, ni se disminuyó el aceite de la alcuza,

Después de algún tiempo, enfermó gravemente el hijo de la viuda y murió. Dijo entonces la viuda a Elías: «¿Qué te he hecho yo, oh varón de Dios? 3 ¿ Han entrado en mi casa para que se renovase (ante Dios) la memoria de mis pecudos, y (en castigo de ellos) muriese mi hijo?» Y Elías le dijo: «Dame tu bijo». Tomóselo, y llevólo a la cámara donde él estaba y lo puso sobre el lecho. Y clamó al Señor diciendo: «¡Señor Dios mío! ¿castigas a la viuda que mo sustenta del modo que puede, quitando la vida a su hijo?» Y tendióse, y midió tres veces sobre el muchacho 5, y clamó al Señor diciendo: «Señor Dio» mío, vuelva, te ruego, el alma de este niño a sus entrañas». Y oyó el Señor la voz de Elías; y volvió el alma del niño a entrar en él, y revivió. Y tomó Elían al niño, y bajólo de su habitación al cuarto bajo de la casa, y entrególo a su madre, y le dijo: «Aquí tienes vivo a tu hijo». Y dijo la mujer a Elías: «Ahora reconozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Señor es verdadera en tu boca».

584. Sacrificio de Elías (III Reg. 18). Después de haber pasado muchos días 6 sin llover, dijo el Señor a Elías: «Anda y presentate n Acab; porque quiero enviar lluvia a la tierra». Partió, pues, Elías.

Entre tanto el hambre era extrema; Acab, para salvar la vida de sus caba-

tanta seguridad. Opina Sanda que se debe buscar el torrente Carit en los dominios de Damasco, cuyos limites llegaban entonces hasta Ramoth de Galaad. Cfr. Doller, Studien 224; Rb 107; AB 33.

Sarcpta o Sarefta, en hebreo Zarpath, se hallaba entre Sidón y Tiro. La mujer era pugana, pero (cfr. Luc. 4, 24-26) bien dispuesta a abrazar la verdadera religión. En tiempo de las Cruzadas. Sarepta sué sede episcopal, sufraganca de Tiro. Hoy se ve alls una aldea, llamada Sarphand o Sura-fend. Cfr. HL 1901, 63; Döller l. c. 226; AB 99.

Cfr. núms, 426 y 470.

<sup>1</sup> Según las indicaciones de la Sagrada Escritura (III Reg. 17, 3), de Josefo (Ant. 8, 13, a), de Eusebio y de san Jerónimo, al oriente del Jordán, quizá 15-20 Km. por debajo del vado de Betsán. El paraje es bravío y romántico, y, por la abundancia de árboles y de cuevas, muy apropiado para refugio. Otros lo buscan en el Kelt, que pasa por Jericó (cfr. HL 1883, 136) o en la fuente de Phasuelia, también a esta parte del Jordán, 15 Km. al oriente de Silo; pero los dos últimos lugares no ofreciali

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> No soy digna de albergar en mi casa a varón tan santo; y al resplandor de tu santidad aun resaltan más mis pecados.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Para recordar simbólicamente la manera cómo Dios infundió en el primer hombre el espíritu, y para pedir con instancia a Dios que hiciese lo mismo con el niño. En el contacto corporal se non de a entender como ha querido siempre el Señor glorificar a sus santos, haciendo de sus cuerpos vehículos de la virtud curativa.

Segun Luc. 4, 25 y Iac. 5, 15, tres años y medio. Sanda (Bucher der Konige I 416) admite que la sequía duró sólo un año (del otoño de 857 al de 856 a. Cr.) y que los datos numéricos de III Reg. 18, 1 deben entenderse como los tres días de Jesucristo en el sepulcro; Kugler (Von Moses bis Panilio 143) calcula que la sequía debió de empezar en febrero-marzo, es decir, en el último mes (Adar) del año y terminar en el mes de Tischri del tercer año, durando, por consiguiente, 19 ó 20 meseso.

Ilim y mulos, mandó a su mayordomo Abdías diese con él una vuelta por todo il remo en busca de yerba. El Rey se encargó de recorrer la mitad del país, y Alufton la otra mitad. Pero Abdías era hombre temeroso de Dios y tenía escondilles en cuevas cien profetas del Señor, a los cuales proveía de pan y agua. l'unito en camino para cumplir la orden del Rey, le salió al encuentro Elías, ante cuya presencia se postró en tierra, diciendo: «Mi señor, ¿eres tú Elfas?» Wo koy, respondió éste. Anda y di a tu señor: Aquí está Elías». «Vive Dios, que no hay gente ni reino adonde no haya enviado mi amo a buscarte, y he tentido que exigir a todos juramento de que nada sabían de ti. Y si ahora doy unthela de ti al Rey, y entre tanto el espíritu del Señor te transporta a otra parte, de manera que yo no te encuentre, me quitará la vida». Y dijo Elías: «Vive el Moñor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él». l'arthi, pues, Abdías a encontrar a Acab y dióle el recado.

, Natio Acab al encuentro de Elias. Y así que le vió, le dijo: No eres In el que traes alborotado a Israel? 1 Y él respondió: «No he alborotado www.lsrael, sino tú y la casa de tu padre, que habéis dejado los mandaminutos del Señor, siguiendo a los ídolos. Mas ahora, manda congregar delinite de mi a todo Israel, en el monte Carmelo<sup>2</sup>, y a los cuatrocientos eliminata sacerdotes de Baal y a los cuatrocientos de Astarte». Así lo

V accreándose Elías a todo el pueblo, dijo: «¿Hasta cuándo cojeáis por ambos lados? Si el Señor es Dios, seguidlo: y si Baal, seguidle». Y no le respondió el pueblo una palabra. Y dijo de nuevo Elías al pueblo: No solo he quedado con vida de los profetas de Yahve; mas los profetas the Bual son cuatrocientos cincuenta. Désenos dos bueyes. Escojan ellos uno, y dividiéndolo en trozos, pónganlo sobre la leña, mas no pongan fueun debajo; yo sacrificaré el otro buey, y lo pondré sobre la leña, mas no pondré fuego debajo. Invocad los nombres de vuestros dioses, y yo invoand el nombre de mi Señor; y el Dios que enviare fuego sobre las víctimus, esc sea el Dios verdadero (es decir, reconocido como tal)». Responilló todo el pueblo diciendo: «Muy buen acuerdo».

Los sacerdotes de Baal, tomando un toro, lo inmolaron y lo pusieron sobre ol altar que habían erigido; y saltando en su derredor, no cesaban de gritar deule la mañana hasta el mediodía: «Baal, escúchanos». Mas no había quien respondiese. Y como fuera ya el mediodía, se burlaba de ellos Elías diciendo: idaltad con voz más fuerte; porque ese dios quizá esté entretenido con alguno, u ocupado en algún negocio, o en camino, o tal vez durmiendo; gritad, pues, para que se despierte». Daban, pues, mayores gritos, y conforme a su rito, se injubun con cuchillos y lancetas, hasta quedar bañados en sangre. Y siguieron danzando y gritando, hasta que llegó la noche 3; pero Baal no les hacía caso.

Dijo entonces Elias a todo el pueblo: «Acercaos a mí». Tomó three piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, y con ellas reparó el altar \*; hizo alrededor de él una ancha fosa; y partiendo el turo en pedazos, púsolo sobre la leña, e hizo que vertiesen encima cuatro chituros de agua; de suerte que el agua corría alrededor del altar, y la fun quedó llena de agua. Llegado el tiempo del sacrificio vespertino 5, mercandose el profeta Elias, dijo: «¡ Señor Dios de Abraham, y de Imac, y de Israel!, muestra hoy que tú eres el Dios de Israel, y yo tu niervo, y que por mandamiento tuyo he hecho estas cosas. Oyeme, Señor,

Por el hambre y la miseria.

Venne num. 587.

Vénue núm. 587.

Una danza sagrada en honor de Baal, para expresar y realzar el entusiasmo o más bien su houra Lon modernos hablan de adanzas de vegetación», por medio de las cuales los sacerdotes de Baal trataban de acarrear tempestades, lluvias y fertilidad. Usos de este género encontramos en muchos puebbas paganos de la antigüedad, y aun hoy entre los faquires indios. Tienen también cierta analogía que ello bos gestos salvajes y las danzas de los derviches. Cir. Scholz, Golzendienst 343.

Existía, quizá, antes que el Templo de Salomón, acaso desde la división del reino; o tal vez fuera analogía de división del Elías por los adoradores del verdadero Dios que no podían ir a Jerusalén; por los dellas por los adoradores del verdadero Dios que no podían ir a Jerusalén;

no los idólatras lo habían destruído. Avanzada ya la tarde (cfr. múm. 325)

óyeme: para que sepa este pueblo que tú eres el Señor Dios, y vuelvas a ti el corazón de él». Y cayendo fuego del cielo, devoró el holocausto, lu leña y las piedras, lamiendo aun el polvo y el agua que había en la fosse Lo cual cuando vió todo el pueblo, postróse en tierra diciendo: «Yahvo es el Dios, Yahve es el Dios». Y díjoles Elías: «Echad mano a los profetas de Baal, y que no se escape ni siquiera uno de ellos». Hicieron como dijo Elías; el cual los llevó al torrente Cisón 1, donde, según disponla la Ley<sup>2</sup>, fueron muertos en presencia del Rey, como inductores a la idolutria 3.

Y dijo Elías a Acab: «Sube 4, come y bebe, porque suena ruido de grande lluvia». Subió Acab a comer y beber. Mas Elías fué a la cumbro del Carmelo 5 y postrándose en tierra oró. Al poco rato dijo a su criado I «Sube 6 y mira hacia el mar». Luego volvió el criado, diciendo: «No hay nada». Šegunda vez le dijo Elías: «Vuelve hasta siete veces». Y a li séptima vez, he aquí que subía del mar una nubecilla chica como huella de un pie de un hombre. Mandóle entonces Elías: «Sube (al lugar del sacrificio) donde está Acab y dile: «Unce tu carro y vete luego, porque no te ataje la lluvia». De pronto se oscureció el cielo y vinieron nubes y viento, y cayó una grande lluvia. Y habiendo tomado Acab el camino de Jezrael , la mano del Señor vino sobre Elias; el cual, ciñendose los lomos corrió delante de Acab, hasta llegar a Jezrael 8.

586. El suego venido del cielo y la lluvia maravillosa tenían por objeto acreditar la misión divina de Elías y convertir a Israel al culto del verdadoro Dios, como se desprende de la oración del Profeta. Muestran asimismo estus

hechos cuán grande sea la virtud de la oración del justo 1.

Dios escogió a menudo en el Antiguo Testamento una nube por signo de 👊 presencia en Israel; por eso los santos Padres, en la nubecilla que de súblio, casi imperceptible, subió a la bóveda celeste, encerrando en su seno la lluvia tan deseada por los desfallecidos habitantes de la tierra, ven una bella figura de la Santisima Virgen María, la cual, de repente, casi imperceptiblemente, subió al cielo de la divina revelación, y llevó en su purísimo seno al Salvador, tanto tiempo deseado por la humanidad que estaba a punto de desfallecer i al Salvador, que cual rocío refrescante y lluvia benéfica descendió del cielo 10 y derramó inagotables bendiciones sobre los hombres 11.

«Elías fué figura del divino Salvador», dice san Agustín 12. Elías ofreció un sacrificio; Cristo se ofreció por el mundo a sí mismo, víctima inmaculada, Elías oró en el monte Carmelo; Cristo, en el monte de los Olivos. Elías suplico que cayera lluvia sobre la tierra; Cristo intercedió para que la gracia divinu

inundase los corazones de los hombres.

587. El Carmelo 13 es una montaña que, desgajándose del macizo de Samaria en dirección noroeste por la ribera izquierda del río Cisón, avanza 30 Km. en el mar, cerrando por el sur la bahía de Akka. Señalaba en otro tiempo

No hasta el lugar del sacrificio, sino algo más abajo

<sup>1</sup> Cfr. núm. 430, 587.

Deut. 13, 14 ss.; 17, 2 ss.; 18, 20.
 De ahí el nombre árabe del torrente Cisón: Nahr el-Mukattan, que guiere decir arroyo del deguello; y el de la colina de la ribera derecha: «Tell el-Kasis», que significa colina de los sacerdotes \* Al lugar del sacrificio, en lo alto del monto, donde estaba preparada la comida para el Rey que en todo el día nada había tomado.

A la cumbre más elevada del monte, al oeste del lugar del sacrificio, cerca del mismo. Thoy Zerin; estaba situada en el borde oriental de la llanura de Esdrelón (cfr. núm. 430), en la tribu de Isacar, unos 30 Km. al noroeste de Samaria, 20 Km. al sudeste del lugar del sacrificio, sobre una colina cónica — tal vez artificial — de las estribaciones del noroeste de las montañas de Gelbué. Parece haber sido residencia veraniega de los reyes de Israel. Cfr. Döller, Studien 66; LB II 742.

A pesar de su edad y estar todo el día ocupado y todavía en ayunas; buena jornada en verdud y prueba manifiesta de que Elías sabía conciliar el respeto al Rey con la oposición a sus implos destas nios, y después de tan grandes prodigios estaba dispuesto a servirle como el último de sus siervos.

<sup>\*</sup> Iuc. 1, 16-18.

\* Ps. 71, 6. Is. 45, 8.

\* En el Oficio de Nuestra Señora del Carmen (16 de julio) se hace mención del lugar (desde domb Flías divisó la nubecilla que descendía del mar, imagen de la purísima Virgen».

<sup>13</sup> Serm. 101 de temp. Cfr. Weiss, Messian. Vorbilder 79 ss
14 Quiere decir: campos fértiles, bosque de jardines, tierra bien cultivada; los árabes le llaman.
Djebel Mar Elia, que significa. Monte de san Elías. Cfr. HL 1890; Döller, Studien 228; LB I 772.

el límite meridional de la tribu de Aser. Sobre el promontorio de escarpada pendiente que penetra en el mar, dejando a su derecha la ciudad marítima de Hullu o Jaifa, se dibuja a 150 m. sobre las olas el famoso convento de Elías: mulende luego la cordillera rápidamente hasta 300 m., alcanzando su altura milvima (552 m.) al sur de Esfiva y termina en un peñascal erguido 300 m. sobre la llanura de Esdrelón, 525 sobre el Mediterráneo. Su longitud total es de to Kin. desde su punta marítima hasta el Wadi el-Milh, que lo cierra por el andeste. La vertiente que mira al Esdrelón es pelada y rocosa, y su vegetación se reduce a escasa maleza; mas la que mira al sudoeste ha conservado la untigua hermosura y fertilidad, que tanto celebra la Sagrada Escritura, sirviéndure de ella para sus magníficas comparaciones 1. Las cañadas están sembradas de bellísimas flores; las alturas, pobladas de encinas, robles, pinos, mirtos y hurreles. — La montaña tiene muchas cumbres, está surcada por numerosos colludos y gargantas, y abundan en ella las cuevas; en el lado que mira a la mata llegan a mil.

El lugar donde Elías ofreció el sacrificio se encuentra en el extremo sudeste; nun recuerdo de aquel episodio las ruinas de una antigua iglesia y la denomifinción toponímica el-Mohraka, es decir, lugar de la combustión o del sacrifido Allí erigieron en 1883 los religiosos del convento una capilla 2. Difícilmente ne encontrará lugar más a propósito para aquel gran acontecimiento. Desde lo atto se divisa el gran valle de Esdrelón y todos los dominios del rey Acab; fincia el sudeste se dilata la llanura hasta la ciudad de Jezrael; la enhiesta cubpide rocosa hace que el lugar del sacrificio de Elías descuelle como un ara umiestuosa, que podía contemplarse desde la llanura y desde los montes cirrundantes. Hay manantiales en las proximidades; el Cisón corre al pie de la montaña, y precisamente desde aquí su curso es continuo; todavía más próxima 🚾 encuentra una fuente en la concavidad de la peña; basta bajar un tercio de la cueva para encontrar agua, que nunca falta. Desde el lugar del sacrificio un se divisa el mar, oculto por la mole de la montaña; pero unos minutos más milelante, en la divisoria, la vista se recrea contemplando a 17 Km. las azules ondas que besan la llanura de Sarón. Desde este lugar pudo fácilmente el rey Acub, con su ligera carroza, llegar en la tarde misma a Jezrael, distante 20 Km.

En los primeros tiempos del Cristianismo, muchos anacoretas se retiration a las cuevas del Carmelo 3, santificadas por el recuerdo de los profetas Eliseo; Bertoldo de Calabria, que combatió en el ejército de Godofredo de Bouillon y en 1155 reedificó el monasterio, y su sucesor Brocardo, reunieron a todos desde 1195 bajo una regla común en una orden claustral, que, confirmada en 1226 por el Papa Honorio III, se extendió rápidamente por todo el Occidente, con el nombre de «Frailes de Santa María del Monte Carmelo», o Carmelitas. En la conquista de Akka (1291), los religiosos del Carmelo fueron assesinados cuando cantaban la Salve Regina. En 1636 se restableció allí la Orden. El antiguo monasterio fué sustituído a fines del siglo xviii por otro mayor, que en 1821 fué arrasado por Abdalla, bajá de Akka. El único religioso numerviviente, Fr. Juan Bautista de Frascati († 14 oct. 1849), no sin grandes dificultades logró edificar (1827-1853) el actual convento con su iglesia, hospiclo y hospital. En el altar mayor tiene su trono la Reina del cielo; su artística lungen, tallada por Caraventa en Génova, bendecida por Pío VII (1823), fué llevada por Fr. Juan Bautista y colocada el 12 de junio de 1836 en el lugar que lioy ocupa. A la derecha del altar mayor hay una capilla lateral dedicada a san José. Una doble escalinata de diez gradas conduce al altar mayor; por entre numbas hay una bajada de cinco peldaños hasta la gruta de Elías, que se encuentra debajo del altar mayor; es la cueva en que se refugió el Profeta, perseguido por la impía Jezabel. Se conserva casi en su estado primitivo; tiene cinco metros de largo por tres de ancho y dos de alto. En un altar dedicado al Profeta se venera su imagen.—En la ladera occidental de la montaña está la llamuda «Escuela de los profetas» (mezquita desde 1635); es un rectángulo de trece metros de largo por siete de ancho y seis de alto, labrado en la roca; a poca distancia se halla la fuente del Profeta, y a 5 Km. del convento, en un

Cir. Cant. 7, 5; Is. 33, 9; 35, 2; Mich 7, 14; Nah. 1, 4.

Sanda sostiene que el lugar del sacrificio fué más al sudeste, en Bir el-Muchraka, próxima al cual ne halla la fuente mencionada en el texto (Büche der Könige 1 431).
 Ya hacia el año boo se habla de un monasterio de Elías allí construído.

óyeme: para que sepa este pueblo que tú eres el Señor Dios, y vuelvas a ti el corazón de él». Y cayendo fuego del cielo, devoró el holocausto, la leña y las piedras, lamiendo aun el polvo y el agua que había en la fona. Lo cual cuando vió todo el pueblo, postróse en tierra diciendo: «Yahve es el Dios, Yahve es el Dios». Y dijoles Elias: «Echad mano a los profetas de Baal, y que no se escape ni siquiera uno de ellos». Hicieron como dijo Elías; el cual los llevó al torrente Cisón 1, donde, según disponía la Ley 2, fueron muertos en presencia del Rey, como inductores a la idolatría 3.

Y dijo Elías a Acab: «Sube , come y bebe, porque suena ruido de grande lluvia». Subió Acab a comer y beber. Mas Elías fué a la cumbio del Carmelo 5 y postrándose en tierra oró. Al poco rato dijo a su criado I «Sube 6 y mira hacia el mar». Luego volvió el criado, diciendo: «No hay nada». Segunda vez le dijo Elías: «Vuelve hasta siete veces». Y a III séptima vez, he aquí que subía del mar una nubecilla chica como huella de un pie de un hombre. Mandôle entonces Elías: «Sube (al lugar del sacrificio) donde está Acab y dile: «Unce tu carro y vete luego, porque no te ataje la lluvia». De pronto se oscureció el cielo y vinieron nubes y viento, y cayó una grande lluvia. Y habiendo tomado Acab el camino de Jezrael 7, la mano del Señor vino sobre Elias; el cual, ciñéndose los lomos corrió delante de Acab, hasta llegar a Jezrael 8.

586. El suego venido del cielo y la lluvia maravillosa tenían por objeto acreditar la misión divina de Elías y convertir a Israel al culto del verdadero Dios, como se desprende de la oración del Profeta. Muestran asimismo estua

hechos cuán grande sea la virtud de la oración del justo 1.

Dios escogió a menudo en el Antiguo Testamento una nube por signo de nu presencia en Israel; por eso los santos Padres, en la nubecilla que de súbito, casi imperceptible, subió a la bóveda celeste, encerrando en su seno la lluvia tan deseada por los desfallecidos habitantes de la tierra, ven una bella **tigura** de la Santísima Virgen María, la cual, de repente, casi imperceptiblemente, subió al cielo de la divina revelación, y llevó en su purísimo seno al Salvador, tanto tiempo deseado por la humanidad que estaba a punto de desfallecer i al Salvador, que cual rocío refrescante y lluvia benéfica descendió del cielo 19 y derramó inagotables bendiciones sobre los hombres 11.

«Elías fué figura del divino Salvador», dice san Agustín 12. Elías ofreció un sacrificio; Cristo se ofreció por el mundo a sí mismo, víctima inmaculada. Elías oró en el monte Carmelo; Cristo, en el monte de los Olivos. Elías suplico que cayera lluvia sobre la tierra; Cristo intercedió para que la gracia divina

inundase los corazones de los hombres.

587. El Carmelo 13 es una montaña que, desgajándose del macizo de Samuria en dirección noroeste por la ribera izquierda del río Cisón, avanza 30 Km. en el mar, cerrando por el sur la bahía de Akka. Señalaba en otro tiempo

<sup>&#</sup>x27; Cfr. núm. 430, 587.

<sup>\*\*</sup> De ahí el nombre árabe del torrente Cisón: «Nahr el-Mukatta», que quiere decir arroyo del degüello; y el de la colina de la ribera derecha: «Tell el-Kasis», que significa colina de los sacerdotes 

\*\* Al lugar del sacrificio, en lo alto del monto, donde estaba preparada la comida para el Rey que en todo el día nada había tomado.

No hasta el lugar del sacrificio, sino algo más abajo
 A la cumbro más abajo del massas del massas abajo. A la cumbre más elevada del monte, al oeste del lugar del sacrificio, cerca del mismo.

Hoy Zerin; estaba situada en el borde oriental de la llanura de Esdrelón (cfr. núm. 430), en la tribu de Isacar, unos 30 Km. al noroeste de Samaria, 20 Km. al sudeste del lugar del sacrificio, una colina cónica — tal vez artificial — de las estribaciones del noroeste de las montañas de Gelbot. Parece haber sido residencia veraniega de los reyes de Israel. Cfr. Doller, Studien 66; LB II 742.

<sup>\*</sup> A pesar de su edad y estar todo el día ocupado y todavía en ayunas; buena jornada en verdud y prueba manifiesta de que Elías sabía conciliar el respeto al Rey con la oposición a sus implos dell'inios, y después de tan grandes prodigios estaba dispuesto a servirle como el último de sus siervos.

\* lac. 1, 16-18.

<sup>18. 71, 6.</sup> Is. 45, 8.
19. Ps. 71, 6. Is. 45, 8.
11 En el Oficio de Nuestra Senora del Carmen (16 de julio) se hace mención del lugar edesde donde.
11 En el Oficio de Nuestra Senora del mar. imagen de la purísima Virgen». Elfas divisó la nubecilla que descendía del mar, imagen de la purísima Virgen».

12 Serm. 101 de temp. Cfr. Weiss, Messian. Vorbilder 79 ss

13 Quiere decir: campos fértiles, bosque de jardines, tierra bien cultivada; los árabes le llaman Djebel Mar Elia, que significa. Monte de san Ellas. Cfr. Hl. 1809; Döller, Studien 228; LB I 772.

el límite meridional de la tribu de Aser. Sobre el promontorio de escarpada pendiente que penetra en el mar, dejando a su derecha la ciudad marítima de Haifa o Jaifa, se dibuja a 150 m. sobre las olas el famoso convento de Elías; mulciule luego la cordillera rápidamente hasta 300 m., alcanzando su altura máxima (552 m.) al sur de Esfiya y termina en un peñascal erguido 300 m. sobre la llamura de Esdrelón, 525 sobre el Mediterráneo. Su longitud total es de 60 Km. desde su punta marítima hasta el Wadi el-Milh, que lo cierra por el indeste. La vertiente que mira al Esdrelón es pelada y rocosa, y su vegetación se reduce a escasa maleza; mas la que mira al sudoeste ha conservado la antigua hermosura y fertilidad, que tanto celebra la Sagrada Escritura, sirviéniline de ella para sus magníficas comparaciones 1. Las cañadas están sembradas de bellísimas flores; las alturas, pobladas de encinas, robles, pinos, mirtos y laureles. — La montaña tiene muchas cumbres, está surcada por numerosos collados y gargantas, y abundan en ella las cuevas; en el lado que mira a la costa llegan a mil.

El lugar donde Elías ofreció el sacrificio se encuentra en el extremo sudeste; non recuerdo de aquel episodio las ruinas de una antigua iglesia y la denominación toponímica el-Mohraka, es decir, lugar de la combustión o del sacrifido. Allí erigieron en 1883 los religiosos del convento una capilla 2. Difícilmente me encontrará lugar más a propósito para aquel gran acontecimiento. Desde lo ulto se divisa el gran valle de Esdrelón y todos los dominios del rey Acab; lucia el sudeste se dilata la llanura hasta la ciudad de Jezrael; la enhiesta rúspide rocosa hace que el lugar del sacrificio de Elías descuelle como un ara majestuosa, que podía contemplarse desde la llanura y desde los montes circumdantes. Hay manantiales en las proximidades; el Cisón corre al pie de la montaña, y precisamente desde aquí su curso es continuo; todavía más próxima se encuentra una fuente en la concavidad de la peña; basta bajar un tercio de la cueva para encontrar agua, que nunca falta. Desde el lugar del sacrificio no se divisa el mar, oculto por la mole de la montaña; pero unos minutos más ndelante, en la divisoria, la vista se recrea contemplando a 17 Km. las azules ondas que besan la llanura de Sarón. Desde este lugar pudo fácilmente el rey Acub, con su ligera carroza, llegar en la tarde misma a Jezrael, distante 20 Km.

588. En los primeros tiempos del Cristianismo, muchos anacoretas se retiruton a las cuevas del Carmelo 3, santificadas por el recuerdo de los profetas Elfas y Eliseo; Bertoldo de Calabria, que combatió en el ejército de Godofredo de Bouillon y en 1155 reedificó el monasterio, y su sucesor Brocardo, reunieron a todos desde 1195 bajo una regla común en una orden claustral, que, con-lirmada en 1226 por el Papa Honorio III, se extendió rápidamente por todo el Occidente, con el nombre de «Frailes de Santa María del Monte Carmelo», o Carmelitas. En la conquista de Akka (1291), los religiosos del Carmelo fueron usesinados cuando cantaban la Salve Regina. En 1636 se restableció allí la Orden. El antiguo monasterio fué sustituído a fines del siglo xviii por otro mayor, que en 1821 fué arrasado por Abdalla, bajá de Akka. El único religioso amberviviente, Fr. Juan Bautista de Frascati († 14 oct. 1849), no sin grandes dificultades logró edificar (1827-1853) el actual convento con su iglesia, hospiclo y hospital. En el altar mayor tiene su trono la Reina del cielo; su artística lmagen, tallada por Caraventa en Génova, bendecida por Pío VII (1823), fué llevada por Fr. Juan Bautista y colocada el 12 de junio de 1836 en el lugar que hoy ocupa. A la derecha del altar mayor hay una capilla lateral dedicada a san José. Una doble escalinata de diez gradas conduce al altar mayor; por entre umbas hay una bajada de cinco peldaños hasta la gruta de Elías, que se encuentra debajo del altar mayor; es la cueva en que se refugió el Profeta, perseguido por la impía Jezabel. Se conserva casi en su estado primitivo; tiene cinco metros de largo por tres de ancho y dos de alto. En un altar dedicado al Pro-leta se venera su imagen.—En la ladera occidental de la montaña está la llamada «Escuela de los profetas» (mezquita desde 1635); es un rectángulo de trece metros de largo por siete de ancho y seis de alto, labrado en la roca; a poca distancia se halla la fuente del Profeta, y a 5 Km. del convento, en un

Cfr. Cant. 7, 5; Is. 33, 9; 35, 2; Mich 7, 14; Nah. 1, 4.

Sanda sostiene que el lugar del sacrificio fué más al sudeste, en Bir el-Muchraka, próxima al cual ae halla la fuente mencionada en el texto (Büche der Könige 1 431).

\* Va hacia el año 600 se habla de un monasterio de Elías allí construído.

cuanto has dejado escapar de tus manos a un hombre digno de muerte, tu vida pagará por la suya, y tu pueblo por el suyo».

Pero esta mala acción de Acab fué superada por otros crimentos más horribles. Uno de los más repugnantes cometió en Jezrael. Tenín m esta ciudad un palacio que lindaba con una viña de un tal Nabot. Diju éste cierto día Acab: «Dame tu viña para hacerme un huerto; porque enta cercana y contigua a mi casa. Te daré en cambio de ella otra viña mejor o si crees que te acomoda más, el precio que merezca en dinero». Respuis dióle Nabot: «Guárdeme el Señor de darte yo la heredad de mis pur dres» 1. Fué tal el disgusto de Acab, que se echó en cama con el rostro hacia la pared y no quiso probar bocado.

Entró a verle Jezabel, su mujer, y díjole : «¿Qué es esto? ¿qué motle vos tienes para estar triste? Y por qué no comes? Refirióle Acab lo ocurrido, y ella le dijo con ironía: Vaya que es grande tu autoridad y que gobiernas bien el reino de Israel. Levántate y come y sosiega tú ánimo que yo te daré la viña de Nabot». Escribió, pues, una carta en nombre de

Acab a los ancianos y principales de la ciudad:

«Promulgad un ayuno<sup>2</sup>, congregad al pueblo y haced sentar a Nabot entid los primeros de la asamblea; enviad bajo mano dos hombres, hijos de Bellal, que atestigüen falsamente contra él y digan: Ha blasfemado contra Dion y contra el Rey; sacadle fuera y apedreadle» 3. Así lo hicieron; y el inocentre Nabot fué apedreado, y los perros lamieron su sangre. También fueron muertos sus hijos 4.

Y cuando oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Acubi «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot jezraelita, que no quiso complacerte, ni dártela en dinero contante; porque Nabot no vive, sino que muerto». Levantóse y fué a apropiarse la viña. Pero salióle al camino Elína enviado por Dios, y le dijo: «Esto dice el Señor: has cometido un homicidio y te has apoderado injustamente de la hacienda ajena. En ese lugar en que los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. Los perros in comerán a Jezabel en las murallas de Jezrael. Yo haré con tu casa lo mismo que con las de Jeroboam y Baasa. Cualquiera de los descendientes de Acab que pereciere en la ciudad, le comerán los perros; si pereciere en el campo le devorarán las aves del cielo». Acab rasgó sus vestiduras y cubrió su carpo con elle cio; ayunó, durmió en saco y anduvo cabizbajo. Por lo que el Señor habló " Elías, diciendo: « Por ventura no has visto a Acab humillado delante de mí" Pues por cuanto se ha humillado por respeto mío, no enviaré el mal en sus días, sino en los de su hijo».

592. Pasados tres años, Acab ganó al rey de Judá Josafat para una guerra contra los sirios, con el designio de quitarles la ciudad de Ramot de Baland . Cuatrocientos falsos profetas le vaticinaron el triunfo; pero un verdadero profeta, llamado Miqueas, anunció al rey delante de todo el pueblo que había de morir en la batalla. Acab mandó que tuviesen encarcelado a Miqueas hanta tanto que él volviese victorioso. A Josafat le hizo entrar en el combate vestido de sus ropas reales; mas él se disfrazó. El rey de Siria había mandado a los suyos que, ante todo, atacasen con todo impetu al rey Acab. Como viesen los sirios a Josafat en la carroza real, arrojáronse con gran ímpetu sobre él, creyen-

acaso Apamea de más tarde; cfr. núm. 577); con lo cual se deshizo la alianza, y Acab se unió desputa con Judá. La Sagrada Escritura no hace mención de la batalla de Karkar. Cfr. Kaulen, Assyrien und Babylonien 354.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Porque según la Ley mosaica (cfr. Num. 36, 7 ss.), no estaba permitido enajenar la herenda paterna, a no ser en caso de extrema necesidad, y aun entonces no para siempre (Lev. 25, 23).

<sup>2</sup> Para dar aspecto religioso a aquella atrocidad, aparentar solapadamente aborrecimie su de la supuesta ofensa a Dios, y suplicar hipócritamente a Dios que no castigue a todo el pueblo por el perse do de uno.

Cfr. núm. 334.

Cfr. núm. 334.

Cfr. IV Reg. 9, 26; otro nuevo crimen, para deshacerse de los herederos legítimos. Aunque hubiese habido culpa en Nabot, no por eso debían ser castigados sus hijos (cfr. Deut. 24, 16).

Ramot, en la tribu de Gad, era una ciudad levítica y de refugio, célebre desde los tiempos de Jefté (cfr. núms. 387 y 440); quizá es la actual es-Salt (unos 22 Km. al oriente del Jordán, 46 Km al noroeste de Jericó, en la carretera de Damasco); pero probablemente se debe identificar con Rents. al sudoeste de Der'at (Edrei). Cfr. Döller, Studien 70 ss.; Nagl, Nachdavid, Königszeit 110; AB ut

I in Acab, tanto que Josafat clamó al Señor . En esto conocieron los ma que no era el rey de Israel y le dejaron. Mas un soldado flechó su arco al paramdolo al aire, ecertó casualmente al rey de Israel en una juntura de su hiciendole en el vientre. Mandó en seguida Acab a su cochero que la carroza y le sacase de combate, mientras él, de pie en la carroza, anila los suvos a la pelea. Mas la sangre corría de la herida en abundancia inta el tondo de la carroza; y al atardecer expiró el Rey. Cejaron los suyos, maron su cadáver a Samaria y le enterraron. Mas al lavar la carroza en el atinque de Samaria, los perros lamieron su sangre, conforme el Señor le et to predictio.

Ellins profetiza la muerte al rey Ocozias (IV Reg. 1). Sucedió a minh su hijo Ocozías. Anduvo en los caminos de su padre y de su madre y dió Illim a Hanl. No tardó el castigo divino. Luego que subió al trono, los moabitas mo David había hecho tributarios<sup>2</sup>, sacudieron el yugo de Israel. El segundo σην τηγό Ocozías por la reja de un aposento de su palacio de Samaria y se hirió mountro, y les dijo: ¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Beelzenata dos de Accarón? Esto dice el Señor: De la cama en que subiste no desreguleran, sino que morirás de muerte». Refiriéronselo al Rey los mensajeros. Y mun preguntara éste por la figura y traje del hombre que les había dado el margo, respondieron: «Un hombre peludo y que lleva ceñido a sus lomos un

unto de cuero». Exclamó el Rey: «Es Elías tesbita».

V envió a él un capitán al frente de cincuenta hombres. El cual, habiendo tallado al profeta en la cumbre del monte, le dijo: «Hombre de Dios, el Rey la mundado que desciendas». Y respondió Elías: «Si soy hombre de Dios, desbemla tuego del cielo y devórete con tus cincuenta». Descendió fuego del cielo y 🐲 lim devoró. Destacó el Rey otro capitán, con la misma consigna; sucedióle lo que al primero 4. Tercera vez envió Ocozías, en su impía terquedad, un capitán. Inte ne trincó de rodillas enfrente de Elías y suplicóle diciendo: «Varón de Din, compadécete de mí y de estos criados que me acompañan». Entonces el Angel del Señor dijo a Elías: «Desciende; vete con ellos y no temas». Obededo Elías y repitió en la presencia del Rey lo que antes dijera a los mensajeros. Lucuo de esto murió Ocozías, y no habiendo dejado hijos, le sucedió su hermamic forant.

594. Elías arrebatado al cielo; Eliseo heredero de su espíritu (IV Meg. 2). Dios consolaba e infundia ánimo a su profeta en los trabajos y persecuciones, y aun le dió un sucesor en Eliseo 4. Y cuando hubo llegado al tiempo en que el Señor tenía dispuesto arrebatarle al cielo en un torbe-Ilim, Elías salió de Gálgala , acompañado de Eliseo, para despedirse de sus discipulos de Betel y Jericó 7. Al partir de Gálgala dijo Elías a Illineo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel». Pero Eliseo

<sup>· 11</sup> Par. 18, 31.

IN Reg. 3, 4.

In la la desta de la moscas, nombre especial de Baal adorado en la la la desta de la moscas, nombre especial de Baal adorado en la la la la la la la moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se le atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción de las moscas (por medio del calor solar), y metallo del día, porque se la atribuía la producción del día, porque se la atribuía la atribuía la producción del día, porque se la atribuía la día día, porque se la atribuía la día tiante las moscas consagradas a él se pronosticaban las cosas futuras; sus oráculos eran muy apeterios, ton el nombre de este falso dios designaban los judíos al príncipe de los demonios (Math. 10, 25; 14, 14). En el texto griego se lee beelzebul (en hebreo baalsebul), dicción más suave, pero que significa mismo (y no: Señor de la mansión, como interpretan algunos. Scholz, Götzendienst 170 s. KL 1 1 1 580. Kortleitner, De Polyteismo universo 209 ss.

No lubló por boca de Elias el mezquino desco de venganza ni otro sentimiento reprobable; tratá-

hand de la conservación milagrosa del profeta, celador de la verdadera religión y de la defensa de la ulama fe contra los violentos ataques de los reyes de Israel. Inférese esto de haber Dios escuchado au var y perdonado a los que reconocieron a Elías como verdadero profeta. «En la cumbre del monte» de algua, sin duda, un lugar de difícil acceso, donde Elías (como en otro tiempo David) encontró relugio en alguna cueva.

Cfr. mim. 589.
 Si de Gálgala bajó a Batel, no puede referirse el texto al Gálgala del valle del Jordán, situado de Jericó, sino al actual Gilgilia, 11 Km. al norte de Betel. Cfr. núm. 412; Döller, Studien 242;

Había tenido revelación divina de su préxima separación, como asimismo Eliseo y los demas dusfonlos de Betel y Jericó. El haber mandado Elías a Eliseo que se quedase en Gálgala, luego en Hetel y finalmente en Jericó, tenía, sin duda, por objeto probar su fidelidad y dar a conocer a los discipulos de los profetas que Dios llamaba a Eliseo para sustituirle.

respondió: «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Fueron, pues, juntos a Betel. Alli les salieron al encuentro los discípulos, los cuales dijeron a Eliseo: «¿No sabes tú que hoy el Señor te lleva a tu maestro?» «Ya lo sé, respondió; pero; ah! no habléis de eso». Al salir de Betel dijo de nuevo Elias a Eliseo que se quedase; mas Eliseo le dió la misma respuesta que antes. Cuando llegaban a Jericó, saliéronles al cocuentro cincuenta discípulos e hicieron a Eliseo la misma pregunta que los de Betel. Eliseo les respondió del mismo modo. Por tercera vez dijo Elías a Eliseo: «Quédate aquí». Pero Eliseo no quería separarse de su maestro. Los cincuenta discípulos le seguían de lejos.

595. Cuando hubo llegado Elías al Jordán, se quitó el manto, lo dobló e hirió con él las aguas, las cuales se dividieron a uno y otro lado; Elías y Eliseo pasaron a pie enjuto. Y cuando estuvieron en la otra ribera, dijo Elías a Eliseo: «Pide lo que quieres que haga por ti, antes que seu de ti separado». Y dijo Eliseo: «Pido que sea duplicado en mí tu espíritu» <sup>1</sup>. El respondió: «Difícil cosa has pedido; sin embargo, si me vieren cuando sea arrebatado de tu lado, tendrás lo que me has pedido; mas al no me vieres, no lo tendrás». Así proseguían su camino hablando entre sí, cuando he aquí que un carro de fuego tirado por caballos también de fuego <sup>2</sup>, separó al uno del otro, y subió Elías al cielo en un torbellino <sup>3</sup>. Cuando vió esto Eliseo exclamó: ¡Padre mío, padre mío! ¡Carro de Israel y conductor suyo! <sup>4</sup>. Y como ya no lo viese más, rasgó sus vestiduras en señal de dolor. Tomó el manto que Elías había dejado caer y movolvió al Jordán.

Eliseo hirió con el manto las aguas, pero éstas no se dividieron; y dijuentonces: ¿Dónde está ahora el Dios de Elías?»<sup>5</sup>. E hiriendo segunda val las aguas, separáronse éstas a ambos lados y Eliseo atravesó el río. Lon discípulos que habían quedado en la orilla, vieron el prodigio y exclamaron: «El espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo». Llenos de respeto, saliéronle al encuentro y le hicieron profunda reverencia postrados en tierra.

F00

596. Por su ferviente celo de la conservación y restablecimiento de la Ley, por su actividad y asombrosos prodigios, por lo admirable de su desaparicion de este mundo, por estar destinado para predicar penitencia antes de la segunda venida del Señor, Elias es el mayor de los projetas después de Moisés, y en cierto modo un segundo Moisés, con el cual tiene de común la aparición en el Sinaí y el misterioso fin de su vida terrena. Por esto dice el Eclesiástico a «Levantóse el profeta Elías como fuego, y su palabra ardía como una antorcha.

venir con éste al fin de los tiempos como precursor de la segunda venida del Señor y predicar penitoria

¹ Pide aquí Eliseo que el don de profecía y de milagros concedido por Dios a Elías, le fuese a di traspasado en abundancia, a la manera como (Deul. 21, 17) al primogénito se le adjudicaba doble parte en la legitima paterna; la petición no procedía de orgullo, antes bien, del amor de Dios y del prójimo, para ejercer en Israel un ministerio eficaz, como Elías, y conservar en su patria la verdadera la. Además, Eliseo se ofreció en esta ocasión a Dios sin reserva. Por esto fué oida su oración, y el profete

Además, Eliseo se ofreció en esta ocasión a Dios sin reserva. Por esto fué oida su oración, y el protete obró aún más prodigios que su maestro (Eccli. 48, 4, 13).

Esta simbólica visión indicaba el carácter fogoso y activo de Elías que vencía todas las dificultados, como lo da a entender Eliseo en su exclamación: «carro de Israel», etc. Entienden algunos la visión como símbolo de los espíritus bienaventurados (Ps. 103, 4). Por esto dice san Ambrosio (In Symbal, Ap.): «Elías fué recibido en el cielo con su cuerpo en un carro de luego, es decir, por medio de los ángeles que son espíritu y fuego ardiente». La ígnea visión dice muy bien, como nota san Criadutono, con el alma fogosa del gran Profeta y con los multiples servicios que le prestó el fuego del clein durante su vida (Hom. I de Elia). Los modernos creen encontrar en el carro y caballos de motivos mitológicos», porque en la mitología babilónica y griega se atribuyen al sol carro y caballos, y en IV Reg. 23, 11 se habla del carro y de los caballos del sol, erigidos en el atrio del Templo por los reyes idólatras de Judá. Pero salta a la vista la diferencia entre la mitología y nuestro relato. Trálase en éste de un hecho — del rapto de Elías — observado por Eliseo en una impresionante visión, mientras que los discípulos nada alcanzaron a ver (versículos 16-18), sino los milagros que acreditaron a Illaso como sucesor y heredero del espíritu del maestro. Cfr. Frubstorfer en ThpQS 1923, 46 ss.

a todas las gentes (cfr. Malach. 4, 5 s.).

1 Tú, que eres el sostén y guía seguro de Israel por el recto camino y en el buen combate, quiente ahora abandonarnos!

Humilde reconozimiento de que el don de profecía y de milagros de Dios dimana.

i Umin celebrado fuiste, Elías, por tus portentos! ¿Y qué otro puede gloriarse 10000 (u? Con la palabra del Señor Dios sacaste a un muerto del reino de la muerte. Tu arrojaste a los reyes al precipicio, tú oíste en el Sinaí el juicio del Nettor, tu ungiste reyes para ejecutar la divina justicia y dejaste después de ti produtas sucesores tuyos. Tú fuiste arrebatado en un torbellino y destinado para aplacar el enojo del Señor en el día del juicio, para reconciliar el corazón del padre con el hijo y restablecer las tribus de Jacoba 1. Así como a la segunda venda del Señor ha de preceder la venida de Elías 2, así también a la primera del Redentor precederá la de un profeta en el espiritu y en la virtud de Elias 3. Nada de extraño que los judíos tuviesen por Elías a Juan el Bautista y aun al inhuno Jesucristo 4. El Redentor atestiguó repetidas veces que Elías ha de venir nt fin de los tiempos y que el Bautista, precursor de la primera venida, era en tierto sentido Elías, que lo ha de ser de la segunda, para preparar los corazones predicando penitencia s. Ambos son muy parecidos en el carácter, actividad y apartencia externa; ambos habitan en el desierto y aman la soledad; ambos predican penitencia con fuego y vehemencia; ambos hablan al Rey y a su impía companera con libertad que llega al sacrificio de sí mismos; humildes, fieles y flemes testigos del Señor desde los más tiernos años, «candelabros que arden ii Ilimiinan». Ambos son superiores a todos los demás profetas, y ocupan en el relno de los cielos el puesto de precursores de Cristo.—Elías, el mayor profeta del Antiguo Testamento y precursor de la segunda venida, tiene cierta semefunca simbólica con Jesucristo, profeta por excelencia y juez. Muéstrase esto en todo lo que es propio de la vocación de profeta y de juez, en la victoria sobre la muerte y en la misión a los paganos. Muéstrase también en la penitencia del desierto, en el ayuno de cuarenta días, en el pan maravilloso de los ángeles, que comió Elías, símbolo de aquel verdadero pan de ángeles que Dios da a los suyos; finalmente, en la admirable subida a los cielos 7. Por esto Elías fué tenido siempre en gran veneración por los judíos y cristianos. Venerale especialmente la Orden Carmelitana o como modelo y primer patrono después de la Virgen María. Los santos Padres y el arte cristiano ven en el traspaso del manto de Elfas a su discípulo Eliseo, una figura de la investidura de la autoridad de postor supremo, que Jesucristo diera a san Pedro 10.

### 79. El profeta Eliseo

(IV Reg. 2, 18 a 8, 7)

Desaparecido Elías, entra en escena Eliseo y prosigue la obra the su maestro. Exhorta a los israelitas a la fidelidad al Señor; y Dios confirma las palabras de su Profeta obrando mediante él numerosos prodigios 11.

heell, 48, 1-10.

Malach. 4, 1 5. Apoc. 11, 3. l.m. 1, 17. Malach. 3, 1; cfr. ls. 40, 3; Matth. 3, 3. l.m. 1, 21; Matth. 16, 14; Marc. 0, 15.

Matth, 11, 13 s.; 17, 11 s.
Luc. 4, 26; 2, 32. Matth. 12, 18 21; 15, 27 s.
Acerca de Elfas como figura de Jesucristo cfr. Kraus, Realencykl. I 411.

III calendario de los santos le commemora el día 20 de julio.

Cfr. núm. 588 s.

II. Kraus, Roma sotteranea 363; Realenzykl. I 412; Ott, Die ersten Christen über und unter

hade 31.

In fuente para la historia de Eliseo, como para la de Elías, es seguramente una tradición nacida en la fuente para la historia de Eliseo, como para la de Elías, es seguramente una tradición nacida en la fuente para la historia formaban un todo que entre los discípulos y consignada por ellos mismos; acaso ambas historias formaban un todo que habita utilizado el autor de los Libros de los Reyes, tomando lo que le pareció digno de mención, sin despularlo del sabor popular. Los críticos, fundándose en que los milagros de Eliseo son más en número despolarlo del sabor popular. Los críticos, fundándose en que los milagros de Elíseo son más en número realizan, por lo general, en un círculo menos amplio que los de Elías, opinan que allí más que aquí intervinieron la adeyenda poetizante y «el adorno legendario». Pero debe tenerse en cuenta mathién aquí los milagros están en proporción con el cometido especial del profeta: hacer respetar a numbre y la religión de Yahve (contra el culto de Baal) y cooperar a la ejecución del castigo animilado por Elías a la casa real y al pueblo de Israel. Por eso los milagros sirvieron para acreditable en círculos más o menos amplios y dar mayor eficacia a sus palabras, con que anunciaba la munipriencia y bondad de Yahve, el cual de buena gana hubiera continuado siendo acarro y guían teranl, de haberlo querido el pueblo (IV Reg. 13, 14). Los milagros van yuxtapuestos en el relato el mantente conexión; están, sin embargo, agrupados por orden cronológico o según la dependencia Intíneca. Tomados en conjunto y cada uno por separado escapan a todo intento de explicación natural.

Aun estaba Eliseo en Jericó con los discípulos de Elías, cuando he aquí que vinieron los vecinos de la ciudad con este mensaje: «Bien ves que el lugar en bellísimo, pero las aguas son muy malas». Dijo entonces Elisco: «Que me traigan una vasija nueva con sal». Habiéndosela traído, se fué a la fuente, echó en ella sal y dijo: «Esto dice el Señor (Yahve): Yo he hecho saludables estas aguas y nunca más serán causa de muerte o de enfermedades». Desde entonces las aguas aquellas fueron saludables 1.

De Jericó fué Eliseo a Betel; y cuando subía por el camino, salieron de la ciudad unos muchachuelos disolutos, y le escarnecían, diciendo: «Sube, calvo] sube, calvo». Volvióse hacia ellos el Profeta y les amenazó en nombre del Señor. Y salieron dos osos del bosque, y despedazaron a cuarenta y dos de ellos 4. Do

allí se fué al monte Carmelo, y después se volvió a Samaria.

598. A la muerte de Acab, subió al trono su hermano Joram. Mandó quitur las estatuas de Baal que su padre crigiera, pero siguió adorando los becerros de oro. A fin de someter de nuevo a los moabitas, que habían sacudido el yugo de Israel, se alió con Josafat, rey de Judá. Tomaron el camino del desierto de Idumea, para caer sobre Moab por el costado y por la espalda. Tras una mulcha de siete días, les faltó el agua. Joram comenzó a perder el ánimo; pero Josafat, que adoraba al verdadero Dios, preguntó: «¿ No hay aquí ningún proteta del Señor, para implorar por su medio el socorro del Señor?» Uno del ejercito de Joram le nombró a Eliseo. Dijo entonces Josafat: «El Señor habla por

su boca». Fueron, pues, a encontrarle.

Mas Eliseo dijo al rey de Israel: «¿Qué tienes tú que ver conmigo? Anda, ve a los profetas de tu padre y de tu madre. Vive el Dios de los ejércitos, que si no respetara la persona de Josafat, rey de Judá, no te hubiera atendido». Vino entonces el Espíritu del Señor sobre Eliseo, el cual dijo: Haced en este valla fosos y más fosos. Porque esto dice el Señor: No vereis viento ni lluvia; mas este canal se llenará de aguas y beberéis vosotros, vuestras familias y vuestras bestias. Demás de esto, el Señor entregará a Moab en vuestras manos». A la mañana siguiente, al tiempo del sacrificio matutino, ya las aguas vením corriendo de Idumea y llenaron los canales, de suerte que hombres y bestino bebieron hasta saciarse. Mas al salir el sol, parecieron las aguas a los moabitas rojas como sangre. Por lo que, imaginándose que los aliados habían rendu entre sí y se habían acuchillado, creyeron les era llegada la hora de apoderarne del botín. Cayeron en desorden sobre el campamento de los hebreos; mas éstem los derrotaron completamente, devastaron su país y pusieron en tal aprieto a la capital, que su rey Mesa 4, desesperado, sacrificó a su primogénito sobre las murallas, a la vista de los sitiadores que horrorizados levantaron el cerco.

Su número y magnitud se explican por el carácter de aquella época, en la cual — como en los tiempos de Moisés y Josué o en los primeros siglos del Cristianismo— había que vencer la resistencia do los masas groseras a la voluntad divina. KL IV 403 s. LB II 102.

Cfr. mim. 325.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tiénese por la fuente del milagro de Eliseo una que se encuentra en las cercanías de la authus Jericó (cfr. mim. 400) llamada (fuente del Sultán» (Ain es-Sultan), y también fuente de Eliseo (cfr. mimero 406). Su agua es potable y sana, mientras que las de las proximidades del mar Muerto cast fuente son sulfurosas y muchas de ellas nocivas. Cfr. III. 1875, 137 ss. Es claro a todas luces que Eliseo olirà aquí un verdadero milagro, y que por vía natural no pudo cambiar de una manera permanente lo condición del agua mediante la sal. Todavía el haber sido remediada por medio de la sal la deficients del agua hace más sorprendente el milagro, pues sobrada sal tenía ya el agua de por sí. La sal sirvia para simbolizar el poder de Dios y demostrar la eficacia maravillosa e instantánea de la intervene ción divina.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Téngase en cuenta que Betel, asiento principal del culto de los becerros de oro, era nalinfante un lugar donde reinaba particularmente la impiedad; los muchachos, por consiguiente, se mofaron d Eliseo como profeta del verdadero Dios. «Calvo» parece haber sido un dicterio muy en boga contia los chombres de Dioso. — El oso, confinado ahora en los bosques del Líbano y Antilíbano, y aun alli muy escaso, abundaba antiguamente en Palestina.

En 1863 se encontró en Moab una estela (v. lámina 2 c fig. 1 pág. 9), en cuya inscripción ercy Mesa celebra sus victorias sobre Israel y se gloría de haber mejorado los caminos y embellecida la capital. Refiere Mesa que Amri y su hijo (Acad) oprimieron Iargo itempo a Moab; pero que habibis dose arruinado Israel (es decir, la casa de Amri, por mano de Jehú), pudo recuperar los dominha de Medaba y ensanchar hacia el norte las fronteras de su reino. Los datos de Mesa coinciden plenamento con los de la Sagrada Escritura (cfr. IV Reg. 1, 1 y 3, 4 5). Sólo que Mesa no dice haber quadado tributario de los reyes de Israel, ni menciona la campaña que Judá e Israel mancomunadon hicheron contra Moab, la cual, contra lo que se podía prever, tuvo fatal desenlace para los moabitas (IV Reg. 11 6 ss.; núm. 442). Acaso fuera erigida la estela antes de esta campaña. Reproducción de la estela estela orte esta campaña. Reproducción de la estela estudio crítico y bibliografía pueden verse en ATAO 549; Lindl, Cyrus 65; RB X 333. Han impurado la autenticidad de la estela de Mesa con muchos y notables argumentos Löwy en 1903, Juhn en 1914 y Storr en 1918 (TQS 1918, 196 y 378).

Por este tiempo, la viuda de un discipulo de los profetas clamó a Eliin, diciendo: «Tu siervo, mi marido, ha muerto; y tú sabes que tu siervo lue temeroso de Dios. Pero mira que viene el acreedor para llevar a mis hijos y harcrlos sus esclavos». Díjole Eliseo: «¿Qué quieres que te haga? Dime: ¿qué thenes en tu casa?» Y ella respondió: «Yo, tu sierva, no tengo otra cosa en mi rana sino un poco de aceite para ungirme». Díjole él: «Ve, pide prestadas a tiulos uns vecinos vasijas vacías en cantidad. Cierra luego tu puerta y echa de import accite en todas estas vasijas, hasta que estuvieren llenas». Así lo hizo; y lie aquí que cesó el aceite cuando ya no había más vasijas que llenar. Contóselo al bombre de Dios, el cual le dijo: «Ve, vende el aceite y paga a tus acreedores;

y tu y tus hijos vivid de lo restante». Un su camino de Samaria al Carmelo, Eliseo solía pasar por Sunam 1. Invitábule a su mesa en esta ciudad una mujer de buena posición, y aun llegó a instalm un cuartito, consintiéndolo su marido, para que el varón de Dios se recoune en el. Agradecido Eliseo a tantas bondades, suplicó a Dios y obtuvo un lilo para aquella mujer, que era estéril. Mas, cuando el niño era ya crecido, minlo. Partió la mujer, de prisa al Carmelo en busca del varón de Dios; rchose a sus pies e imploró su auxilio. Eliseo mandó a su criado Giezi entregándale su báculo, que debía poner sobre el rostro del niño. Mas la madre dijo a Illiaro: «Vive el Señor y tu alma, que no me iré sin ti». Con esto, púsose en cumino Eliseo y fuese con ella. Salióles al camino Giezi, diciéndoles: «El niño no resucitar 4. Llegados a casa, cerróse Eliseo en el cuarto del niño e hizo oration al Señor, inclinóse luego, como Elías en ocasión análoga (cfr. núm. 582), nobre el cadáver; entonces comenzó a volverle el calor y la vida. Después de un mitto inclinóse de nuevo Eliseo sobre el muchacho, el cual abrió los ojos. Llamo entonces el varón de Dios a la mujer y le dijo: «Toma a tu hijo».

Volvió Eliseo a Gálgala (núm. 504) y vivió con los discípulos que allí morahim. Por aquel tiempo el hambre affigía al país, por lo que mandó Elisco al tiempo a uno de sus servidores a recoger hierbas para un potaje. El criado encontro coloquíntidas 3; las tomó y picándolas preparó la olla. Luego que las probaron los discípulos gritaron: « Oh varón de Dios, la muerte está en esta illus. Hizo Eliseo que le trajeran un poco de harina, la echó en la olla, con lo

que pudieron comer el potaje 4.

En otra ocasión un hombre de Baal-Salisa s trajo en su alforja para el hombre de Dios las primicias: veinte panes de cebada 6 y trigo nuevo. Dijo Eliaro a su criado: «Dáselo a la gente para que coma». Y respondió el criado: of Que es todo esto para ponerlo delante de cien hombres?» Y Eliseo replicó: aDáselo a la gente que coma; porque esto dice el Señer: Comerán y sobrará.» V así sucedió,

Gran admiración produjo el milagro que Eliseo hizo con Naamin. Este rico y esforzado general del rey de Siria estaba enfermo de lepra. Tenía a su servicio una muchachita hebrea, llevada de Siria por una mutida de salteadores. Dijo un día esta doncella a la mujer de Naamán: ii Ah, si mi amo fuera a verse con el profeta que está en Samaria! Sin duda curaría de la lepra». Oído que hubo esto Naamán, partió a Samaria con sus caballos y carroza 7. Y habiendo llegado a la puerta de la casa ile Elisco, mandó éste a su criado con el siguiente recado para Naa-

Uniza porque fuese escasa la fe de Giezi o la de la madre, la cual crefa necesaria la presencia det hombre de Dios.

de la fuente de Jericó (cfr. núm. 597).

Probablemente no muy distante de Gálgala; cfr. 1 Reg. 9, 4. Döller, Studien 217; LB 1 522,

t/h. min. 498; se halla en el borde oriental de la llanura de Esdrelón, frente al extremo sudeste del Carmelo y distante de él 25 Km.

Pinoto de la familia de las cucurbitáceas, de hojas parecidas a las de la vid. Sus frutos de corteza las, de forma, color y tamaño de la naranja, muy amargos, acres y desagadables, producen diarreas y vómitos y nun cólicos y ataques de nervios; por lo que el puebl lama a esta planta chiel de la literna y los árabes la denominan «planta de la muerte», Cfr. Fonck, Streifzüge 138 ss.; LB I 958. Nolo por un milagro podía tener tal virtud la harina; no de otra suerte que la sal en el caso

Hollom die pan, pequeños y delgados, como los que todavía se cueren en Oriente, de unos ce rin de diámetro, 1-2 cm. de espesor y 130-150 g. de peso; un solo hombre podía muy bien traer un un nuco estas provisiones. Para una comida se calcula tres de estos panecilles.

1 Llevabra una carta de recomendación del rey de Siria para el de Israel. Este quedó perplijo al len tarta; pero Eliseo le dijo: Venga a mí (el extranjero) para que sopa que en Israel hay un Eliseo de disconeración del respecto de Neargen, y el apiero tento de la como considera de la como considera de la como consideración del respecto de Neargen, y el apiero tento de la como consideración del respecto de Neargen, y el apiero tento con consideración del respecto de Neargen, y el apiero tento con consideración del respecto de Neargen, y el apiero tento con consideración del respecto de Neargen, y el apiero tento con consideración del respecto de Neargen, y el apiero tento de la consideración del respecto de Neargen, y el apiero tento de la consideración del respecto de Neargen, y el apiero tento de la consideración del respecto de Neargen, y el apiero tento de la consideración del respecto de Neargen, y el apiero tento de la consideración del respecto del respecto del res prodeta. Ento explica la manera cómo se condujo Eliseo respecto de Naamán y al mismo tiempo nos da a conocer el algnificado de la maravillosa curación.

mán 1: «Anda, y lávate siete veces en el Jordán; y tu carne recobrará la salud y quedarás limpio». Indignado Naamán, se retiraba diciendo: «Yu me imaginaba que saldría a mí, y puesto en pie, invocaría el nombre del Señor, su Dios y tocándome con su mano el lugar de la lepra, me cura ría. ¿Por qué he de lavarme en el Jordán? Pues, qué; ¿no son mejores el Abana y el Farfar, ríos de Damasco, que todas las aguas de Israel? Llegáronse a él sus criados y le dijeron: «Padre, aunque el Profetii in hubiera mandado una cosa difícil, en verdad debieras hacerla; ¿cultutu más ahora que te ha dicho: Lávate y serás limpio?»

Fué, pues, lavóse siete veces en el Jordán y quedó limpio. Y tomande al varón de Dios con toda su comitiva, dijo: «Conozco verdaderamente que no hay otro Dios en toda la tierra sino sólo el Dios de Israel. Rude gote, pues, que admitas un presente de tu siervo». Pero Eliseo respondid l «Vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré». Y por mát que le instara, no accedió el profeta. Dijo por fin Naamán: «Sea como quieres; mas ruégote que me permitas a mí, tu siervo, que lleve la porción de tierra que cargan dos mulos 3; porque no ofrecerá tu siervo holocaunto ni víctima a dioses ajenos, sino a Yahve» 4. «Vete en paz», le respondid Eliseo.

Como hubiese andado Naamán un buen trecho, corrió en su seguir miento Giezi, siervo de Eliseo; advirtiéndolo Naamán, saltó de su carros za y solicito le preguntó: «¿Va todo bien?» Y él respondió: «Bien. MI señor me envía a decirte: Acaban de llegar dos jóvenes del monte de Efraim, de los hijos de los profetas; dales un talento de plata 5, y don mudas de vestidos» 6. Y dijo Naamán : «Mejor es que tomes dos talentos» Y los entregó a dos de sus criados que los llevaron delante de Giezi. Lle gado que hubo éste a su casa, despachó a los hombres, escondió los presentes de Naamán y se presentó a su señor.

«¿De donde vienes, Giezi?», le dijo Eliseo. A lo que éste respondió i "Tu siervo no ha ido a parte alguna". Mas aquél le dijo: "Pues qué, ml espíritu no estaba presente, cuando aquel hombre volvió de su carro n tu encuentro? Ahora bien, tú has tomado dinero y vestidos, para comprut olivares y viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. Mas también la lepra de Naamán se te pegará a ti, y a tu linaje para siempre». Y salió Giezi de

la presencia de Eliseo cubierto de lepra, como la nieve 7.

<sup>1</sup> Acaso pretendía con esto Eliseo humillar algún tanto a Naamán, el cual, a pesar de sus burbos deseos, estaba dominado por la debilidad de los grandes, la soberbia; quizá buscaba también el probieta

<sup>&</sup>quot; Tenfa en cierto modo razón; porque el agua del Jordán es turbia y tibia. Mas no había en mundo río que por via natural pudiese curarlo de la enfermedad. Las abluciones tenfan el minute. mundo rio que por via natural pudese curario de la enfermedad. Las ametiones tentan el significado simbólico que las de aquel ciego a quien Jesucristo mandó lavarse en la piscina de silue (loann. 9, 7 11). Y no deja de encerrar misterio haber de ser siete el número de abluciones; porque siete es el número sagrado de la Revelación (núm. 291).

\* Para llenar con ella un altar (cfr. Exod. 20, 24; cfr. núm. 303). Muéstrase la casa de Nanuan unos 100 m. al norte de la puerta oriental de Damasco; en el patio se ven todavía las ruinas de 1006.

iglesia. Rückert, Reise durch Palastina (Maguncia 1881) 460.

iglesia. Rückert, Reise durch Palastina (Maguncia 1881) 400.

\* Como para aseverar sus afirmaciones, pide Naaman e Eliseo que le disculpe y perdone al alguna vez las circunstancias y su condición le obligan en su patria a visitar el templo pagano (del dios Rimmón o Ramman, v. núm. 122) en compañía de su real señor, y postrarse en tierra delante de los ídolos. Nada le opuso Eliseo, sin duda porque comprendía lo embarazoso de la situación de Namma y porque éste le había prometido adorar interiormente al verdadero Dies; pero tampoco aprobe explícitamente los propósitos del general sirio, sino dejó al prosélito que obrara según el dictado de la propia conciencia. Pero aunque Eliseo hubiese aprobado ambas peticiones del prosélito (las cargas de tierra cananea y la indulgencia con su conducta), no por eso quedería confirmada la opinión de las críticos, para quienes Yahve era en aquel tiempo Dios de Canaán, mas no del mundo. Imaginase asirio que el suelo cananco es sagrado, porque en él se da culto a Yahve y en él se ha encontrol remedio milagroso a su enfermedad. — Nikel (Der Monotheismus Israels 25 ss.) demuestra con sentencias tomadas del Antiguo Testamento cuánto dista éste de conceder el menor derecho de existencia e los edioses extranieros». los «dioses extranjeros».

<sup>\*</sup> Unos 6 000 marcos oro, según el sistema israelita antiguo; pero según el posterior (feniclo), un talento de plata venía a valer unos 5 000 marcos oro.

<sup>\*</sup> Cir. núm. 258). — El engaño y la codicia de Giezi eran tanto más ignominiosos cuanto que podían inducir a creer que el Protes traficaba con los dones de Dios con peligro de que volviera sobre sus pasos el pagano recién convertibu

Tinto creció en torno de Elisco el número de discípulos, que éstos le dijeron: afficien ves que el lugar 1 donde habitamos es estrecho. Vamos al Jordán a cortar multin y cilifiquémon alls lugar para habitar». Respondió Eliseo: «Andad». a petition de uno de ellos, les acompañó el maestro. Mas acaeció que a uno ile lus discipulos se le cayó en el agua el hierro del hacha; por lo que gritó Illelando: «¡ Ay, ay, señor mío!, que el hacha la había tomado prestada». Y Min el hombre de Dios: «¿En dónde ha caído?» Y mostrándole el discípulo el trigur, cortó Eliseo un palo, echólo allí y el hierro salió nadando. «Tómalo»,

IIII la conversión del agua insalubre en potable puede considerarse como figura de la bendición del agua, mediante la cual, aludiendo expresamente al milarn de Elisco, se exime al agua del poder del enemigo echando en ella sal boullita, y se convierte en agua saludable para todos aquellos que con limpio y arrepentido corazón se santiguaren con ella.—Los milagros que obró Eliseo un parecerán pequeños a quien considere cuánto importaba que sus discípulos tan pobres por amor de Dios y de su santa vocación, aprendiesen a confiar en la bondad divina, y que los llamados a conservar la fe en Israel fuesen ellos incommovibles en la fe y obediencia a Dios. Por eso encontramos mi-Italigiosas; los cuales recibieron de Dios la misión de renovar el espíritu y forvor religioso por medio de sus discípulos.—El milagro en favor de Naamán tenta por objeto corroborar la autoridad de Eliseo en Israel; mas fue al mismo thempo como el milagro de Elías en favor de la viuda de Sarepta-una de aquellas gracias que Dios dispensaba a los paganos tanto más frecuentemente runto más se acercaban los tiempos del Salvador, para enseñarles que de El sulu procedía la verdad y la salud. Esto mismo viene a decir Naamán; y Jesuetlato ceba en cara a los judíos que Elías fué enviado a una mujer gentil y que ulugun leproso israelita fué curado por Eliseo, sino Naamán, el sirio .

Benadab II, rey de Siria , estaba en guerra con Joram, hijo de Acab. Pero cuantas veces hacía un plan secreto para pelear contra Israel, el Señor 🔐 lo manifestaba a Elisco; éste le daba parte a Joram; los israelitas no sólo 🔤 pontan en guardia y se pertrechaban, sino que anticipaban a los sirios, ocupundo aquellos lugares que los enemigos pensaban atacar. Exasperado el rey por inta revelación de sus planes de guerra, reunió un día a todos sus consejeros y progranto quien fuese el traidor. A lo que uno de los presentes respondió: «El profeta Elisco, que está en Israel, manifiesta a su rey todo cuanto secreto hablas

on lo más retirado de tu gabinete».

Con esta noticia destacó Benadab un ejército a Dotain 5 para apoderarse de Illisen, que allí se encontraba. Durante la noche, rodearon los sirios secretamente la ciudad; no parecía posible que Eliseo escapase; por lo que el criado del proleta exclamó: «¡Ay, ay! ¡Señor mío! ¿qué haremos?» Mas él responillo i «No temas; porque muchos más son con nosotros que con ellos». Y hablendo hecho oración Eliseo, dijo: «Señor, abre los ojos de éste para que vea». V abrió el Señor los ojos del criado, el cual vió: y he aquí el monte lleno de caballos, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los enemigos se mercuban, Eliseo pidió al Señor que los hiriese con ceguera. Así sucedió; pumpio habiendo salido el hombre de Dios a los enemigos y ofrecídose a guiarlos adonde estaba Eliseo 6, no le conocieron; y dejáronse conducir hasta la cludad de Samaria. Allí les abrió Dios los ojos a petición de Eliseo, y ellos se illeron cuenta del lugar donde estaban. Aprestábase Joram a atacarles con su gente; pero Eliseo no se lo permitió, pues no habían venido los sirios en plan de

Probablemente a Gálgala, junto a Jericó (cfr. núm. 594), no lejos del Jordán.

Um manera simbólica de mandar al hierro que saliese a la superficie, como sucedió — milagrominute Pretenden algunos explicar naturalmente este hecho, dicierdo que el palo arrojado al agua en el ojo del hacha, y con ésta salió a flote a la superficie. Pero nada de esto nos dice el Texto que in se explica por qué había de cortar el profeta un palo especial, disponiendo del asta que que mando en cajaría mejor en el ojo del hacha; demás de esto, habríamos de admitir que el Profeta de la profundidad de 4 m. — que es la ordinaria del Jordán —, acertó a enastarlo en el ojo del hacha, y que el asta salió a la superficie con el hacha — cosa imposible naturalmente — poniénabuse al alcance de los discípulos de Eliseo. En fin de cuentas, para explicar naturalmente un hecho prodigioso se recurre a una porción de milagros.

I III. 4, 24-27.
 Cfr. núm. 590.
 Unos 20 Km. al norte de Samaria. Cfr. núm. 193; Döller, Studien 250.
 A Samaria, donde habitualmente residia. La ceguera les impidió reconocer al Profeta, entender el unitido de sus palabras y darse cuenta de adónde les conducía.

guerra. Por consejo del profeta, Joram les dió hospitalidad, y les desplida

en paz.

Algún tiempo después, se presentó Benadab con un gran ejército a 💵 puertas de Samaria y la sitió. El prolongado asedio acarreó a la ciudad inti grande hambre que llegó a venderse la cabeza de asno por ochenta monedas de plata, y el cuartillo de un cab de palomina por cinco!. Mujer hubo que degolió a su propio hijo para comérselo. Cuando supo esto el Rey, horrorizado rasgusus vestiduras y juró matar en seguida a Eliseo . L'egó a la casa de Eliseo el mensajero encargado de ejecutar la orden en el momento en que el Proleta conversaba con los ancianos de Israel. Eliseo, sabiendo por inspiración divintel designio del Rey, había mandado cerrar las puertas. Y cuando el Rey, arrepentido de su enojo, fue a dar alcance a su mensajero, dijo Eliseo: «Old la sene tencia del Señor: Mañana a estas horas el modio a de flor de harina se vendera por un siclo y dos modios de cebada costarán un siclo a la puerta de Samurino, Uno de los magnates, en quien el Rey tenía especial confianza, replicó includulo: «Aunque el Señor hiciere compuertas con el cielo, no podría ser eso qui tú dices». A lo que replicó Eliseo: «Con tus ojos lo verás, pero no lo comerán,

La noche siguiente hizo el Señor resonar en los reales de los sirios estruculat de carros, caballos y numerosísimo ejército. Creyendo los sirios que el rey de Israel había asalariado a los reves de los heteos y egipcios, y que éstos ventan en su auxilio y se echaban sobre ellos, sobrecogidos de espanto huyeron a fuvor de las tinieblas <sup>5</sup> y abandonaron todas sus provisiones en el campamento. Cutte tro leprosos que huyendo del hambre se habían refugiado al amanecer en ol campamento de los sirios, lo encontraron desierto y fueron con la noticia a Samaria. Salieron los israelitas a toda prisa y lo saquearon; y el precio de la harina y cebada fue el que profetizara Eliseo. El Rey había puesto de guardia a la puerta de la ciudad a aquel magnate que se burlaba del vaticinio del profeta l y sucedió que fue atropellado por el gentío. Vió con sus propios ojos lo barato que se vendían los víveres, pero no llegó a probarlos, como Eliseo se lu anunciara.

#### Castigo de Dios a la casa de Acab. Jehú, Joacaz y Joas, reyes de Israel. Muerte de Eliseo

(IV Reg. 8, 7 a 14, 15)

Todas las advertencias y prodigios de Eliseo no bastaron para corregir al rey Joram y a Israei. Por eso, no difirió Dios la ejecución del castigo que anunciara por boca de Elías. Por indicación del Señor fué Eliseo a Damano para ejecutar la orden comunicada a Elías por el Señor y diferida por la une mienda temporal de Acab, y para ungir por rey de Siria a Hazael, uno de lin principales generales de Benadab . Yacía éste postrado en el lecho del dolor i y al saber que el varón de Dios se acercaba, envió a su encuentro a Hazael con presentes, para preguntarle si sanaría de su enfermedad. Y díjole Eliseo: «V» y dile: Tu enfermedad no es mortal 7, pero el Señor me ha hecho conocer que él morirá sin remedio. Y miróle fijamente al rostro, de suerte que Hazard quedó turbado 8; y el hombre de Dios (Eliseo) comenzó a llorar,

<sup>\* «</sup>Cabeza de un asno» quiere, sin duda, decir easno», cuya carne correosa e insípida no sulle comerse en circunstancias normales. La palabra hebrea que traducimos epalomina», no vuelva emplearse en otro lugar de la Sagirida Escritura, por lo que es inseguro su significado. El texto evidentemente alterado. Objetiva y textualmente mercee consideración la conjetura de Winckler, el este de esta manera: un gomor de flor de harira, ocho siclos y un cuartillo de cab de mosto, cinical Harina y mosto son sustancias que vienen de la era y del lagar, por lo que están en consonancia esta la pregunta del versículo 27. ¿de dónde te he de socorrer, de la era o del lagar? Cír. ATAO \* \$10.00 cm. \$10.0

Sin duda perque Elisco, eguro del auxilio divino, había desaconsejado la rendición de la ciudad

Unos 12 litros (cfr. núm. 152).

<sup>4</sup> Cfr. núm. 425.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Acerca de la oscuridad de las noches en los países meridionales, en particular de Palestinas cfr. núm. 435.

Cfr. núm. 598.

Es decir, no morirás de esa enfermedad.

De aqui y del contexto se desprende que no fue por las palabras del Profeta por lo que llandel concibió la idea de matar a su señor, sino que va anteriormente había tomado aquella resolución Dios se lo reveló a su siervo y lo permitió, porque había escogido a Hazael por azote de su nueble desleal. La euncióne consistió en el atuncio de este hecho (núm. 589), lo cual no implica que el l'initia hubiese aprobado la criminal conducta de Hazael contra Benadab, ni sus crueldades contra Israel.

Preguntó entonces Hazael: «¿Por qué llora mi señor?» Y él le respondió: Porque se los males que has de hacer a los hijos de Israel. Entregarás a las llumas sus ciudades fuertes y pasarás a cuchillo sus jóvenes y estrellarás sus minos y abrirás el vientre a las embarazadas». Reolicó Hazael con simulada adminación: «Pues qué ¿soy yo tu siervo para hacer esta cosa tan grande?» Y dijo Elisco: «El Señor me ha mostrado que tú serás rey de Siria». Fuése Hazael llevando a su Rey la respuesta de Éliseo: «Recobrarás la salud». Al ulti alguiente ahogó al Rey y se ciñó su corona. Pronto volvió la espada contra In acl. Joram, aliado con su pariente Ocozías 1, rey de Judá, salió al encuentro de Hazael hasta Ramot Galaad . Herido en el combate, abandonó el ejército, y se fué a Jezrael a curarse de las heridas. Aquí le alcanzó el terrible castigo municiado por Dios, mientras le visitaba Ocozías.

III. Por orden de Eliseo vino un discípulo de los profetas a Ramot, y soliillo una audiencia privada con Jehú, generalísimo de las tropas; y estando a notas con él, derramó óleo sobre su cabeza y le dijo: «Esto dice el Señor Dios de Israel: Te he ungido rey sobre el pueblo del Señor , y herirás la casa de Acub tu señor, para vengar la sangre de los profetas y siervos del Señor». Hubiendo referido Jehú este suceso a los demás generales, éstos le proclamaron por rey, y él, con un séquito escogido, se fué a Jezrael. El atalaya que estaba nobre la torre de Jezrael, dió aviso de que venía Jehú; Joram mandó a su encuentro dos mensajeros, uno tras otro, para informarse del estado de la querra. Habiendo retenido consigo Jehú a ambos mensajeros, creyó Joram poder conjurar los hostiles planes de Jehú saliendo en persona. Fué, pues, con Droztas al encuentro de Jehú, a quien halló precisamente junto a la heredad de Nahol. Como preguntase: «¿Tenemos paz, Jehú?» Respondió éste: «¿Qué paz puede haber? Todavía duran las impiedades de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías». Joram volvió la espalda; y huyendo, dijo a Ocozías: «Traición, Ocozhas». Era demasiado tarde. Jehú entesó su arco con la mano, e hirió a loram en la espalda, atravesándole el corazón. Al punto cayó el Rey desplo-mado en su carro. Jehú mandó a su capitán: «Cógele y arrójale en el campo de Nuboto. Entre tanto huyó Ocozías; pero le dieren alcance y le mataron, como lillo que era de la hija de Acab.

Cuando Jezabel supo la muerte de su hijo y la próxima llegada de Jehú, se plutó los ojos 4, adornóse la cabeza y púsose en una ventana, mirando hacia la merta de la ciudad. Cuando Jehú apareció debajo de la puerta, gritóle ella: 17 l's posible que pueda irle bien a Zamri 5 que mató a su señor?» Alzó Jehú lin ojos y preguntó: «¿Quién es esa?» 6 Dos o tres eunucos hicieron una prolunda reverencia a Jehú. Díjoles éste: «Arrojadla de ahí abajo». Así lo hicieron. La pared quedó salpicada de la sangre; hollaron su cuerpo los caballos con sus ples; y vinieron los perros y devoraron su cadáver. Y habiendo entrado Jehú porn comer dijo: «Id a ver aquella maldita, y enterradla; que al fin es hija de reyn. Y habiendo ido a enterrarla, no hallaron sino la calavera, los pies y las mimos. Así se cumplieron las palabras del Señor: «En el lugar en que los perros lamieron la sangre de Nabot, en el mismo lamerán la tuya. Los perros se

comerán a Jezabel junto a las murallas de Jezrael».

Tumbién la última parte del vaticinio tuvo cumplimiento de una manera respuntosa. Primero ordenó Jehú a los magnates de Samaria que matasen a los netenta hijos de Acab \*, educados en sus casas. Luego mandó matar en Jezrael y Samaria a todos los parientes, amigos y partidarios de Acab, a los ministros do los ídolos y en especial a los sacerdotes de Baal que había en todo el país, n los cuales llevó a Samaria como invitados a una fiesta. Hizo reducir a cenizas

La madre de Ocozías, Atalía, era hermana de Joram e hija de Acab (cfr. núm. 633).

<sup>&#</sup>x27; Ur núm. 592. Esta ciudad había vuelto al dominio de Israel, quizá en esta guerra, acaso antes (11) mim. 602); y Hazael trataba de recuperarla.

Cfr. núm. 589.

Para que parecieran más negras las pestañas, mayores y más oscuras las cejas. Sin duda, con ello protondia, como se colige de los reproches que hiciera a Jehú, mostrarse a éste y a su séquito con la majorind de reina y echarles en cara, con sola su aparición, el crimen perpetrado; desanimar a los de Jehú, enardecer a los suyos y desbaratar los planes del conspirador; y cuando no, morir come reine.

Así llama a Jehú, para recordarle la suerte de aquel otro rebelde (cfr. núm. 580). En hebreo : ¿Quién está conmigo?

<sup>111</sup> Reg. 21, 19 23; cfr. núm. 591; el cumplimiento de la profecía, en lo que toca a Acab, #n el núm. 592.

Ufr. núm. 436.

la estatua de Baal y destruir su templo. Fueron también muertos por orden de Jehú cuarenta y un parientes próximos del rey de Judá, los cuales, ignorando lo que pasaba, habían ido de Jerusalén a Samaria. El linaje de Acab es un ejemplo espantoso de la justicia divina, que «castiga con fuerza a los poderosos» i; un aviso de cómo «Dios no permite que nadie haga mofa de El» 2 y de cuán terrible es caer en las manos del Dios vivo»3.

605. Obró Jehú 4 realmente con gran celo contra la impiedad de la casa de Acab; pero, como pronto se vió, procedió así más por ambición egoísta que por sincero amor de Dios, pues siguió adorando los becerros de oro. Por lo cual, el Señor le anunció que su familia no pasaría de la cuarta generación. Hazael, rey

de Siria, le derrotó en todas las fronteras .

Joacaz, hijo y sucesor de Jehú, siguió las huellas de su padre; por lo cuil durante su reinado el Señor entregó a su pueblo en manos de Hazael y de mi hijo Benadab III. Quedáronle a Joacaz sólo 50 jinetes, 10 carros y 10.000 de 11 pie. Acudió entonces con oraciones al Señor, el cual dió a Israel un libertador, No se le nombra; quizá fuera su hijo y sucesor Joás. Pero antes bien parere que la liberación debe atribuirse a haber intervenido Asiria en tiempo de Adadnirari, el cual atacó a Damasco, por lo que prestó apoyo a los vasallos y enemi-gos de Siria hasta el litoral, haciéndolos «libres», es decir, vasallos suyos. En esto pudo haber consistido la liberación de Siria. Las noticias bíblicas sólo dicen que Israel respiró libre de la opresión de Siria, y que Joás derrotó tres veces a los sirios. Ello no habría sido posible, de no ser Siria atacada, e Israel apoyado por Asiria. Lo mismo cabe decir de la campaña contra Judá (Amarím), en la cual Joás fué, sin duda, ayudado por el poderoso rey asirió 6. Joás nu abolió el culto de los becerros de oro, pero manifestó el más profundo respeto al Señor y a su siervo Eliseo.

Habiendo enfermado Eliseo de gravedad, fué Joás a visitarle, lloró y le dijo, como en otra ocasión 7 Eliseo a Elías: «¡ Padre mío, padre mío! ¡Carro de Israel y conductor suyo!» Para consolar a Joás, mandóle Eliseo que disparase una flecha desde la ventana hacia oriente (hacia Siria), y exclamó: «Saeta de salvación por el Señor, saeta contra Siria; tú la derrotarás». Ordenóle que tomase las demás saetas en su aljaba e hirican con ellas el suelo. Hizolo el Rey por tres veces, y cesó. Enojóse el hombre de Dios y dijo: «Si la hubieras herido cinco, o seis, o siete veces, hubieras derrotado a los sirios hasta el exterminio; mas ahora, tres vecen la herirás». Murió Eliseo y le enterraron.

Aquel mismo año entró por el país una partida de bandoleros moable tas. Ciertos hombres que iban a enterrar a un muerto, viendo a los guerrilleros, echaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo 8; y al punto que el

muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó y se puso en pie 9.

Joás salió a campaña contra los sirios, derrotó por tres veces a Benadab III v recobró todas las ciudades que éste había arrebatado a su padre Joacaz. Después de esto Amasías, rey de Judá, provocó una guera civil de ambos reinos hermanos, pero Joás derrotó a Amasías en Betsames, le hizo prisionero, entro en Jerusalén y despojó el palacio real y el Templo del Señor, como pudiera

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sap. 6, 7. <sup>2</sup> Gal. 6, 7. <sup>3</sup> Hebr. 10, 31.

<sup>4</sup> Las circunstancias de su vida véanse en ThpMS XV 206 ss. Fueron verdaderamente ctueles pero no se puede afirmar que el texto sagrado apruebe explícitamente. Y por ardiente que hubites sido el deseo de los profetas de ver el exterminio del culto de Baal, no por eso habrían dejudu de juzgar tal cúmulo de acciones sangrientas, como juzgó Oseas (1, 4) el shomicidio» de Israel.

<sup>8</sup> Según las inscripciones asirias, Jehú quedó tributario de los asirios; éstos siguieron extrechando el reino de Israel hasta que en 722 lograron destruirlo. También Hazael fué humillado por Salmanasar II. Los anales epigráficos relativos a estos hechos y el obelisco negro de Salmanasar II con luccipciones y relieves donde se nombra y representa a Jehú y Hazael, son documentos de suma importanta para la historia asiria (véase lámina 5 e) Cfr. Kaulen, Assyrien und Babylonien 232; Lindl, Cyrus 66 ss.: ATAO <sup>5</sup> 56 s.

<sup>66</sup> ss.; ATAO 3 516 s.
6 Winckler, KAT 3 260; ATAO 3 519. \* Winckler, KAT <sup>3</sup> 260; ATAO <sup>3</sup> 519. 
\* Es decir, en la cueva septentrional de Eliseo; para lo cual bastaba quitar la piedra que le servin

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nuevo testimonio de la misión divina del profeta y especialmente de la certeza de sua ultimua vaticinios acerca de los triunfos de Joás sobre Siria. — Este pasaje tiene importancia para la doctrina católica acerca del culto de las reliquias de los santos.

haberlo hecho un pagano !. Al poco tiempo de cometer tamaño sacrilegio murió Julia Sucedióle su hijo Jeroboam II, último rey de la familia de Jehú.

El Espíritu Santo hace el elogio de Eliseo por boca de Jesús, hijo de Mine, con estas palabras: «Elías, a la verdad, fué arrebatado en un torbellino; puto en Eliseo quedó la plenitud de su espíritu. En sus días no temió a príncipe alguno, y ninguno fué más poderoso que él. Ni le dobló palabra alguna, y aun muerto, profetizó su cuerpo. En su vida hizo prodigios, y en la muerte obró manavillas». En su heroísmo en pro de la gloria de Dios, en sus milagros y en la maravillosa glorificación después de su vida mortal, aparécesenos como logitimo hijo espiritual de Elías. Logró, como Elías, conservar la fe de Israel; mus no alcanzó a librar de la ruina al pueblo: «Con todas estas cosas no hizo punitencia el pueblo, ni se apartó de sus pecados, hasta que fué echado de su therm y esparcido por todo el mundo» 3.

Elisco, como Elías, fué figura de Jesucristo, según atestigua el Evangelio Imbhardo de la misión a los gentiles . Demás de esto, algunos de sus milagros thenen parecido con los del divino Salvador, por ejemplo, la resurrección de la Simmuitis, el dar de comer a una gran multitud con unos pocos panes de cebada, la curación de Naamán el leproso de Siria. La resurrección debida al contacto de su cadáver recuerda los amuchos cuerpos de santos que resucitaron

de muertos» 5.

Todavía en tiempo de san Jerónimo e era muy visitado en Samaria y tenido un gran veneración y respeto el sepulcro de Eliseo; Juliano el Apóstata lo destruyo. Algunos piadosos monjes salvaron en aquella ocasión parte de las reliquias que con las del Bautista fueron arrojadas a las llamas, y las entregaron Atanasio. De Alejandría fueron llevadas a Constantinopla, y de allí, a Ravena en 718. En el Calendario Romano se hace mención de este profeta el 14 de junio: venérale muy especialmente la Orden Carmelitana como a hijo espiritual de Elías 7.

#### El profeta Jonás (hacia 800 a. Cr.)

(Libro de Jonás; cfr. IV Reg. 14, 25)

1807. Con Eliseo se cierra la serie de los Profetas Anteriores 8 que esperaron confindamente la conversión del pueblo y el retorno del antiguo esplendor; por mo tuvieron fija la mirada casi exclusivamente en su época, y no nos legaron marillos. Los Profetas Posteriores, iluminados por Dios, comprendieron que Ismel caminaba rápidamente a su ruina religiosa, moral y política; y sin omitir surius amonestaciones y amenazas a sus contemporáneos, dirigieron su mirada polucipalmente al porvenir, a los felices tiempos del Mesías, fundador de un nuevo reino grande y esplendoroso y de un Israel rejuvenecido y acrisolado. V por cuanto los pueblos gentiles, tan impíos y depravados, eran culpables de la corrupción moral y religiosa del pueblo escogido, los profetas posteriores fueron también mensajeros del castigo de los paganos. Mas también para éstos munciaron, en un porvenir lejano, los albores de un día esplendoroso en c relno de Dios, que había de abarcar todo el mundo. Sus palabras, de especial valor para las generaciones siguientes, fueron escritas por ellos (o por sus dis-(Ipulos) y transmitidas a la posteridad.

l'oscemos los escritos de diecisiete de estos profetas; a cuatro de ellos se lin llumado Profetas Mayores; a los restantes, Menores; no porque sean inferiotos a los primeros en el espíritu profético o en santa elocuencia, sino principal-

monto porque sus escritos son de menor extensión ".

Cronológicamente, el primero de los Profetas Menores es Jonás, que figuró

Cfr. mim. 634.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eccli. 48, 13 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eccli. 48, 16.

Luc. 4, 27.

Matth. 27, 52 S.

Cfr. num. 580. Cfr. Stadler und Heim, Heiligentexikon II, 51.

Cfr. núm. 579. Kirch. 49, 1-12. Acerca del fondo doctribal de sus escritos cfr. Zschokke, Die Theologie der habiten (Friburgo 1877); Selbst, Die Kirche Jesu Christi nach den Weissagungen der Propheten (Israhaman 1883). Acerca de los Profetas Menores pueden consultarse Comentarios de Knabenbauer (dos mans, París 1880); Hoonacker (Les douse petits Prophètes, París 1995; cfr. RB 1909, 129 88.); Biblische (dos tomos, Ratisbona 1862); Leimbach, Biblische Volksbücher 111 y IV (Fulda 1908).

en tiempo de Jeroboam II (783-743). Profetizó a este rey sus victorias sobre los sirios, y recibió (tal vez antes) <sup>1</sup> la misión de ir a Ninive, para predicar proletencia a los moradores de esta gran ciudad. De este asunto trata el libro antencia a los moradores de esta gran ciudad. grado que lleva el nombre de Jonás. Y aunque propiamente no encierra este librito profecía alguna, sino sólo la historia de la misión del profeta, por su profundo sentido es una profecía. Por esto dice san Jerónimo 2: «Jonás, la hernosa paloma <sup>3</sup>, fué en su naufragio, figura profética de la muerte de Jesucristo <sup>4</sup>. El movió a penitencia al mundo pagano de Nínive y le anunció la salud venidera».

Esta narración es historia real, y no leyenda poética o mera alegoría (parábola), como suponen algunos. Jonás, hijo de Amati, es persona histórica 4 Todo el librito lleva sello de relato histórico, y no se descubre en él indicio alguno que permita suponer que se trate de parábola o alegoría; por lo que apenas se encuentra hoy quien defienda esta hipótesis. Los judíos antiguos nunca dudaron de su autenticidad, por mucho que repugnase a su orgullo mode quino esta demostración de las divinas mercedes a los gentiles ninivitas. Tobías (14, 6) 6 alude al vaticinio del Profeta acerca de la destrucción de Nínive I y Jesucristo, a la estancia de Jonás en el vientre del pez durante tres días y n la penitencia que hicieron los ninivitas a la voz del Profeta. Después de la declaración de Benedicto XV, no se puede sostener que el Salvador se acomodase a la opinión corriente de sus contemporáneos, o se atuviese al carácter atribuído a Jonás en el Antiguo Testamento, pero sin afirmar nada acerca del género literario (historicidad) del libro. Según las declaraciones de Benedleto XV, Jesucristo cita los ejemplos de la Sagrada Escritura (a Jonás nombro explícitamente) como tales, y «necesariamente debe dárseles crédito» 1.

Los judíos y cristianos tuvieron siempre por sagrado este librito, que atribuyeron al mismo Jonás. La hipótesis no es imposible 8; pero es combatida, sobre todo por razones de índole lingüística; las cuales, empero, no son suficientemente sólidas. Los aramaísmos pueden explicarse como expresiones del norte de Palestina, usadas ya desde antiguo 9. Además, de suponer es que Jonón, designado para ir a Nínive, conociese el arameo. Indiscutiblemente, la narración se apoya en noticias o tradiciones fidedignas; de donde el haber aldo redactada con posterioridad no desvirtúa su carácter histórico y profético. La crítica ve en este librito la elaboración de una antigua leyenda profética 19 unida a un personaje histórico; pero reconoce lealmente que, amuy lejos de mercer la burla insensata», se cierne «en la más elevada altura de las ideas proféticas» al querer demostrar que «Yahve es realmente el Dios de todos los hombre» I un Dios misericordioso y generoso, que se interesa por la suerte de los ninivitus tanto como por la de Israel» 11. Por la proclamación de esta verdad, el librito deja atrás las concepciones «particularistas» (mezquinas, farisaicas), y se pone en constacto con pasajes del Nuevo Testamento, como I Tit. 2, 4. Sellin le llaunt «perla de singular valor de la literatura del Antiguo Testamento» 12.

Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amati 13, diciendo I «Levántate, y ve a Nínive, ciudad grande 14, y predica en ella; porque nu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Según tradición judía, Jonás fué el profeta a quien Elisco dió el encargo de ungir a John (cfr. núm. 604); lo cual no es imposible, a juzgar por la época en que Jonás vivió.

Ep. ad Paulinum de estudio scriptur. ep. 53, al. 13, n. 8 (Migne, P. lat. XXII 546).

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> La palabra hebrea jonah significa «paloma».

de l'orque así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, así el Hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra» (Matth. 12, 40).
 Cfr. IV Reg. 14, 25.
 El texto griego dice así (14, 8): «Y ahora, hijo mío, sal de Nínive; porque va a suceder come vaticinó el profeta Jonás». Es dudoso que originariamente se leyese en este pasaje el nombre del Profeta.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Matth. 12, 39 ss.; 16, 4. Cfr. la Enciclica Spiritus Paraclitus de 15 de septiembre de 1920, part th.

6 Cfr. Kaulen-Hoberg, Einleitung § § 416; Schopler, Geschichte des AT 6 473; Döller, Das Huch

<sup>°</sup> Cfr. Orelli, Die ewölft kleinen Propheten 3 (Munich 1908) 98.

<sup>18</sup> Cfr. Sellin, Das Zwolfbrophetenbuch (Leipzig 1922) 237

18 Kautzsch, Heilige Schrift des AT II 50. Cfr. Schmid, Die ausserordentlichen Heilswege Guille 258. — Véase en Kath 1908 II 111 ss. (Wiesmann) algunas notas (de crítica textual) al libro de Junio.

<sup>12</sup> Zwölfprophetenbuch 241.
13 Según IV Reg. 14, 25, nació en Geth-Opher (hebr. Gath-Hepher), ciudad de la tribu de Zubulán probablemente donde hoy se halla la aldea llamada Mesched, 5 Km. al norte de Nazaret, 1 1/2 Km. al sudeste de Caná. Allí se mostraba todade en tiempo de san Jerónimo el sepulcro (procem. super los la la llamada de la companya de

sobre el cual erigieron los mahometanos un oratorio. LB II 409.

14 Acerca de Nínive cfr. núm. 117. — Reinaron por aquella época Rammannirari III (Adadulenti [812-783], cuya mujer, Samuramat, vive en la memoria de los griegos con el nombre de Semirama)

maldad clama a mí pidiendo venganza». Levantóse Jonás para ir a Tarin!, huyendo de la presencia del Señor 2. Bajó a Joppe 3, y hallando un maylo que iba a Tarsis, dió su flete, y entró en él para ir a aquella ciudad,

emapando así del Señor 4.

Pero Dios envió un viento recio en el mar; y moviéndose gran tormenta, el navío estaba a riesgo de estrellarse. Para aligerarle, arrojaron todo el cargamento pesado. Cada uno invocaba a su Dios en demanda de muxilio Jonás, empero, dormía profundamente en lo más hondo de la mive . Y se llegó a él el piloto, y le dijo: «¿Cómo te estás tú con tan pesado sueño? Levántate, invoca a tu Dios, si por ventura quiere acordarse de nosotros, y no perezcamos». Y dijo cada uno a su compañero: "Venid, echemos suertes, y sepamos por qué nos ha acaecido este mal». l'eliaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Y le dijeron : «¿qué has hecho? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu patria v adónde vas?» Jonás les dijo: «Soy hebreo, y temo a Yahve, Dios del cielo, que hizo la mar y la tierra». Y les confesó que había querido huir de la presencia del Señor (Yahve).

609. Quedaron todos atemorizados, y le dijeron: «¿Cómo has hecho esto? ¿Qué haremos de ti a fin de que la mar se aplaque?» Pues la mar ibii enfureciéndose cada vez más. Y les dijo: «Tomadme, y echadme en la mar; que bien sé vo que por mí ha venido sobre vosotros esta grande tormenta». Los marineros al principio querían perdonarle, e intentaron gunar tierra remando con todas sus fuerzas para dejar a Jonás. Pero todo fud inútil; porque el furor de las olas iba en aumento. Entonces rogaron n Dios no les imputase la muerte de aquel hombre, ya que ésta parecía la voluntad divina; cogieron, pues, a Jonás y le arrojaron al mar. Al punto cesó el oleaje. Con lo cual reconocieron claramente la mano poderosa de Dios; y sobrecogidos de profunda veneración, le ofrecieron sacrificios e hicieron votos.

Todavía se hizo sentir más la mano omnipotente de Dios, manifestando a un mismo tiempo el castigo y la misericordia. Porque el Señor preparó un pez descomunal que se tragase a Jonás 7; el cual estuvo tres

immondimiento de su grosera desobediencia.

Andminarar III (783-773), Asudan III (773-755) y Asumirari (754-745), los últimos de los cuales fueron débiles y de poca importancia. No sabemos de fijo cuál de éstos hubiese sido el que oyó a Jonás e hizo pentiencia. Sin embargo, posible es que la misión de Jonás esté relacionada con la situación política existente en tiempo de Adad-nirari entre Judá, Israel y Asiria. Si, como se ha indicado en el núm. 665, Adadhirari intervino en los asuntos del país occidental, se comprende más fácilmente que apareciera en Nínive un profeta israelita, y commoviese el ánimo de los habitantes de la populosa urbe. No se muede asegurar que Adadnirari hubiese tratado de imponer una suerte de doctrina monoteísta, a la manera de Amenhotep IV de Egipto, como algunos han deducido de la siguiente inscripción: «Contía en Nebo; no confíes en otro dios». Pero la situación histórica es de tal naturaleza que la misión de Jonás es posible y se explica el resultado satisfactorio, aunque pasajero, de la misma. ATAO<sup>5</sup> 508 519.

1 Acerca de Tarsis cfr. núm. 525.

2 El mismo nos declara el porqué de su huída (Ion. 4, 2; cfr. núm. 610); el temor de que Dios,

Aceren de Tarsis cfr. núm. 525.

El mismo nos declara el porqué de su huída (Ion, 4, 2; cfr. núm. 610); el temor de que Dios, en su inagotable misericordia, se compadeciera de la ciudad y él quedase como un embustero. Quizá tentiene que Nínive, capital del imperio conquistador del mundo, pudiera llegar a ser el azote de Israel I pope, en hebreo Japho (Ia hermosa, la resplandeciente, la que descuella), hoy Jafa, ciudad antiquisma (fundada por Jafet según los rabinos), 65 Km. al noroeste de Jerusalén, situada graciosamente subre una colina del litoral del Mediterráneo y rodeada de feraces campiñas. Conquistada por los dantins a los filisteos (Ios. 19, 46; Iud. 5, 17), era el único puerto que tenía Israel en el Mediterráneo. In él fondeaban las naves que del Libano traían los materiales para la construcción del Templo Halomónico (III Rev. 5, 23; II Por. 2, 15; cfr. núm. 558; Esdr. 3, 7; I Mach. 10, 76; 14, 5). Acerca la actual ciudad de Jafa cfr. Keppler, Wanderfahrten \*\*\* 195 ses.

In lonás sabía, como tedo israelita, que no había medio de escaparse de Dios, que está presente en todas partes (cfr. Ps. 138, 7); pero quería rehuir en lo posible la misión que Dios le había encomendado. De esto y de lo que sigue se desprende que el navío era pagano (fenicio).

Quizá se hubicse dormido antes de estallar la tormenta, fatigado del camino y oprimido por el tenundimiento de su grosera desobediencia.

Admittese comúnmente que fué un tiburón (Squalus carcha-ias, per o marino, tigre marino, que disvora a los hombres), el cual abunda en el Mediterráneo. De aquí el nombre de tiburón de Jonás o per de Jonás, que se da a esta especie. Cfr. Leunis Syupásis I 405. Tiene 8-to m. de largo, pesa 1.500 a 2.000 Kg. y puede tragar fácilmente a un hombre; es muy voraz y engulle cuarto es le presenta. En un ejemplar pescado en Toulón se halló un hombre con sus arreces; junto a la isla Margarita fue tou de grada esta esta per que interior se acceptá un caballo estacou refere el patrugite. Clean orna de persona en louion se nano un nombre con sus artess, junto a la ista guarda de persona otro de 700-800 Kg., en cuyo interior se encontró un caballo entero; refiere el naturalista Oken (Tierreich III [1836] 58) que habiendo sido muerto un tiburón que acababa de tragarse a un marinero, louió éste a ser extraído vivo del animal. En el verano de 1905, en un tiburón de 5 m. de longitud,

días y tres noches en el vientre del pez. Desde allí oró Jonás al Señor, pidiendo auxilio.

«En mi tribulación llamo al Señor, y me oye; del seno del infierno 1 clamo, v Tú oves mi voz.

Me echaste en lo protundo, en el corazón de la mar, y la corriente me cercó, todos tus remolinos y tus ondas pasaron sobre mí.

Descendí hasta las raíces de los montes, los cerrojos de la tierra me cerraron para siempre. Mas Tú preservas de la corrupción mi vida, Señor Dios mío.

Cuando mi alma se angustia dentro de mí, me acuerdo del Señor; para que llegue a Ti mi oración, a tu santo Templo.

Los que sirven a dioses vanos abandonan tu misericordia.

Mas yo, con voz de loor te ofreceré a Ti sacrificios; pagaré al Señor todo lo que he prometido por mi salud» 2.

Y el Señor mandó al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra

610. Y vino otra vez palabra del Señor a Jonás, diciendo: «Leván» tate, y ve a Nínive, ciudad grande; y predica en ella el sermón que yo te digo». Marchó, pues, Jonás y se dirigió a Nínive, según la orden del Señor. Era Nínive una ciudad grandísima, de tres jornadas. Comenzo Jonás a entrar en la ciudad, andando por ella un día , y diciendo: «Aun cuarenta días, y Nínive será destruída». Los ninivitas creyeron en Dios; y publicaron ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor, También el Rey se despojó de su vestido, vistiéndose de saco; derramó ceniza sobre su cabeza y mandó pregonar en Nínive: «Ni hombres, ni bestias 6 coman nada, ni siquiera beban un trago de agua; vistanse todos vestiduras de penitencia, y clamen al Señor. Conviértanse todos de mu

pescado a zo millas del puerto de Nápoles, fué hallado incorrupto el cadáver de un niño de 8 años, que percado a 20 minas del puerto de Xapoies, que nanado interrupto el cadaver de un into de 8 anos, que unos días antes había desaparecido bañándose en el mar. En el verano de 1909 dos profesores de la Universidad de Catania (Sicilia) comunicaron a la Sociedad Zoológica Italiana haber sido pescado, nu lejos de Catania, el 26 de enero anterior — un mes después del terremoto de Mesina — un tiburón gigantesco, en cuyo vientre se hallaban 3 cadáveres humanos: un hombre de 50 años, una mujet adulta y un niño de 5 años, todos ellos íntegros y con sus vestidos (amén de un perro y trozos de una ternera). Los comunicantes hacían presente en su memoria que tales monstruos abundan en el Medlterráneo y que, por ejemplo, en la batalla de Abukir (1790) se vieron en gran multitud entre las navva de los combatientes y se comían a innumerables náufragos. Cfr. Masius, Gesamte Natturwissenschalfen 11 321. Pero que Jonás permaneciese tres días en el vientre del pez sin perder la vida ni el conoct miento es un milagro de la divina omnipotencia, tan grande como la resurrección de un mue to, y además digno de los altos fines para que se hizo. — Israel se hallaba entonces en un momento muy crítico; corría rápidamente a la ruina. Mas esto no había de ser obstáculo, antes bien, contribulr al cumplimiento de los altos destinos que Dios le confiara entre las naciones gentiles. Durante la cautiva y después de ella Israel había de predicar a los paganos y, sobre todo, anunciarles la venida del Redentor. De esto, de la muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y de la predicación del Evangelio a muerte y resurrección del Salvador y del

Jonás que se aducen en la historia de las religiones (Schmidt, Jona, Gotinga 1906; Gressmann, Schriften des AT 11.2 473 ss.), son de escasa importancia para la comprensión de nuestro librito, y sólu sirven para hacer resaltar la superioridad de su doctrina religiosa.

1 Del reino de los muertos, del sepulcro (cfr. núm. 57).

2 Ion. 2, 3 4 7, to. La oración de Jonás es muy apropiada a las circunstancias en que se encontraba el Profeta; pero está artísticamente entretejida con ideas y pensamientos del Salmo 30, 23; 41, 8; 68, a La forma literaria es seguramente fruto de la reflexión del Profeta al consignar por secrito los hechos de su vida; pero la oración reproduce admirablemente el estado de ánimo y los pensamientos que cruzaban por su mente en tan angustioso trance. Cfr. la oración de Ezequiel (núm. 641), escrita segueramente después de haber sanado. Cfr. Seydl, Jonalied, en ZKTh 1900, 187.

Esto pudo ser efecto de causas naturales que por disposición divina hubiesen cooperado al feno

meno. Cuando el tiburón, perseguido por el pez espada, sube de las honduras del mar a ponerse a salva en las aguas poco profundas de la costa, por efecto del repentino cambio de presión, vomita lo que

tiene en el estómago y devuelve, a veces, incorruptos los objetos y peces que había engullido.

4 Ya para entonces era Nínive una gran ciudad, aunque la época de su esplendor corresponde al siglo siguiente. Cfr. mim. 117. No es tan seguro, como los modernos creen, que las palabras i fre (hebr. hayetah) Ninive una gran ciudad» sólo pudieran decirse después de la destrucción y que aquillo viz atres jornadas» es un dicho popular que significa extensión inmensa, tan grande que no era posible dar la vuelta (o atravesarla de punta a cabo) en tros días.

dar la vuelta (o atravesarla de punta a cabo) en tres días.

<sup>a</sup> Penetró Jonás en Nínive y predicó mientras entraba en ella, y deteniéndose acá y allá. Mas debid de llegar al interior y a uno de los palacios reales y anunciar en él su embajada (la exhortación a la penitencia). Sólo así se explica lo que luego sucedió. Podemos imaginarnos que las palabras del prodirey, el cual habría dispuesto que todos, sin exceptuarse él mismo, hiciesen penitencia.

Los animales fueron cubiertos con paños de luto, en vez de las preciosas gualdrapas. Su vieta y

los balidos y bramidos que daban pidiendo alimento, fortalecían aún más a los hombres en aus sentimientos de penitencia.

mala vida al Señor. ¿Quién sabe si se volverá Dios y nos perdonará, y s ne aplacará del furor de su ira y no pereceremos?» Y viendo el Señor las obras de ellos, cómo se apartaron de su mal camino, tuvo misericordia, vapartó el mal con que les había amenazado 1.

611. Salióse entre tanto Jonás de Nínive, e hizo alto al oriente de la ciudad, a la espera de lo que debía acontecer con ella. Mas cuando vió que Dios se había aplacado, afligióse mucho y se incomodó. «¡ Ah, Señor! No era esto lo que yo me recelaba cuando quise huir a Tarsis? Porque vo se que tú eres un Dios clemente, misericordioso y sufrido. Ahora bien, Senor, ruégote que me quites la vida, porque para mí mejor es morir que vivir» \* Y dijo el Señor: «¿ Crees tú que tienes razón para enojarte?»

Quiso el Señor convencerle de la sinrazón con la vista de lo que le rodeaba. Había hecho el Señor crecer una yedra 3, la cual daba sombra a Jonás; de lo que éste recibió gran placer. Mas, al día siguiente, al rayar del alba, envió Dios un gusano que picó la yedra, la cual se secó. Y cuando hubo salido el sol, hizo el Señor venir un viento cálido; y el sol hería la cabeza de Jonás; el cual abrasándose, demandó con toda su alma la muerte, y dijo: «Mejor me es morir que vivir». Y díjole el Señor: «Tú te dueles por la yedra, en que no trabajaste ni la hiciste crecer; la que en una noche nació y en una noche pereció. ¿Y yo no perdonaré a Nínive, ciudad grande, en la que hay más de 120.000 hombres que no disciernen lo que hay entre su derecha y su izquierda 4, y muchas bestias?»

Jonás es una figura de las más señaladas de Jesucristo 4: por los tres días que permaneció en el vientre del monstruo marino y por la liberación del misnio lo es también, porque, siendo hebreo, fue enviado a predicar penitencia a lus habitantes de una ciudad gentil. El Calendario Romano le commemora el dfa 21 de septiembre.

### Caída del reino de Israel. Los profetas Oseas y Amós

(IV Reg. 14, 23 a 17, 41)

612. Dios en su misericordia había dispuesto conceder a Israel una demora; por lo que le prometió por medio del profeta Jonás el restablecimiento del antiguo esplendor . Esta promesa se cumplió puntualmente durante el reinado (de cuarenta y un años) de Jeroboam II (cfr. lámi-

Protein — De no haberse encontrado en las inscripciones asirias el título oficial de orey de Astrian, acun ni gumentos los modernos para decir que el libro se compuso más tarde. Pero ¿por qué no habba de ores una expresión popular, muy legítima y comprensible desde el punto de vista israelita? En el eficto oficial de Ion. 3, 7 se habla sólo del orey y de sus magnates».

1 Il mil humor de Jonás provenía, no de disgusto porque Dios concediera gracia a Nínive, sino politicidamente del temor de pasar por embustero y de que la salvación de Nínive pudiera llevar consigo a ruma de Israel (según aquello de Deut. 32, 21). Según san Jerónimo, podría expresarse el deseo de innas rom estas palabras: Antes quiero morir que ver la ruina de Israel».

1 Probabilistimamente la planta del ricino, propia de los países cálidos, la cual en pocos días crece en propia de los países cálidos, la cual en pocos días crece en en aborescente y con sus amplias hojas proporciona muy grata sombra; pero a la menor loston se agosta rápidamente. Cír. Fonck, Strifzage 17-20. Los exegetas discuten sobre si el arbusto cretto milangrosamente en ma noche. Pero bien puede entenderse el texto de esta manera: la planta individe la tierra una noche, para desarrollarse en unos pocos días y secarse rápidamente. Cír. Kaulen-

miligrosamente en ma noche. Pero bien puede entenderse el texto de esta inanera: la panda bind de la tierra una noche, para desarrollarse en unos pocos días y secarse rápidamente. Cfr. Kaulen-Hoberg, Einleitung 11º § 414; KL VI 1805; LB 11 474.

Lonno si dijera: que no disciernen entre lo bueno y lo malo, es decir, menores de siete años; segun esto Mnive vendría a tener 5 × 120.000 = 600.000 habitantes. Pero si el texto se refiere a los ultos de puedo (hasta los tres años), la población pudo llegar a 1 ¹/2·2 millones, lo cual no es imposible de puedo (hasta los tres años), la población pudo llegar a 1 ¹/2·2 millones, lo cual no es imposible en conserva en polada por varies ciudedes y comprendua por a Minive en sentido amplios, es decir, para la comarca poblada por varias ciudades y comprendida

lapi el nombre de Nínive.

<sup>\*</sup> Surpréndense muchos de que la predicación de Jonás hallase eco en el rey de Nínive. Pero, dado ol repeto y temor (supersticioso) que los pueblos orientales tenían al poder de los dioses extranjeros, im extraño que los ninivitas diesen crédito a las predicaciones de Jonás. Sería interesante saber obmo y por qué medios llegó Jonás a producir tan honda impresión y cambio tan súbito en los ninivitas. Mas como el relato es tan conciso, conocemos solamente el hecho y el resultado de las exhortaciones del Pinteta — De no haberse encontrado en las inscripciones asirias el título oficial de orey de Astrian,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V tumbién de la resurrección de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la resurrección de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la resurrección de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la resurrección de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la resurrección de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la resurrección de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la resurrección de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la resurrección de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de los tumbién de la carne. Así aparece en las representaciones cristianas de la carne. Así aparece en la carne. Así apa

na 2 f). Reconquistó este rey el territorio de que se habían apoderado los sirios, y dió al país extraordinario esplendor político y comercial. Pero debajo de este brillo aparente se ocultaba una corrupción moral cada ver mayor. Jeroboam siguió las huellas de sus impíos predecesores; magnutes y plebeyos vivían entregados a los vicios más rastreros. Envióles el Señor dos profetas que les predicasen penitencia con energía: Oscur v Amós.

613. Osee u Oseas (auxilio de Dios o Dios es mi salud) aparece en escenti — según cap. 1, 1 de su libro, que contiene un resumen de sus propios discursos -, en el reinado de Jeroboam II de Israel, y de Ozías, Joatán, Acaz y Ezequías de Judá, es decir: desde los últimos años de Jeroboam hasta los primeros de Ezequías; por consiguiente, de 750 a 725. Sus palabras se dirigen casi exclusivamente al reino de Israel: prueba de que en él vivió e intervino, El Martirologio Romano hace conmemoración de Oseas (y del profeta Ageo) el

día 4 de julio 2.

Su libro, cuyo estilo califica san Jerónimo de lacónico, sentencioso y rico en imágenes — y por tanto difícil — se divide en dos partes. La primera (cap. 143) comprende dos acciones simbólicas: matrimonio con una meretriz y esponsalra con una adúltera . La primera acción simboliza en una manera extraña la infldelidad de Israel para con Dios, su legítimo esposo; el castigo, la penitencia y la reconciliación. Por esto debe poner el profeta a los hijos de la meretriz los nombres más significativos: Jezrael, Sin Misericordia, No Mi Pueblo, para indlcar los tres grados del castigo: exterminio de la casa de Jehú 4, espantosa tribulación, completa reprobación — a lo cual, sin embargo, ha de seguir la conversión y el perdón. — Por este matrimonio la meretriz se convierte en espuni legítima; lo mismo acontecerá a Israel cuando se restablezca la Alianza 4. Los desposorios con la mujer que tiene un amante y es adúltera y se ve obligada a esperar largo tiempo hasta la boda, representan asimismo a Israel, el cual, a pesar de su infidelidad, sigue siendo la esposa del Señor, abandonada por Diua largo tiempo, pero finalmente admitida de nuevo a la gracia 6.

Dijo el Señor a Oseas: «Dentro de poco yo tomaré venganza de la casa de Jehú por la sangre de Jezrael, y acabaré con el trono de Israel. — Vosotros no sois (ya) mi pueblo, ni yo soy (ya) vuestro. Mas (algún día) el número de los hijos de Israel será como el de las arenas del mar, que no tienen medida nl guarismo . Y sucederá, que donde se les habrá dicho: Vosotros no sois mi pueblo, se les dirá: hijos de Dios vivo . Y se congregarán los hijos de Jum

e Israel bajo un caudillo».

En aquel día haré yo alianza con ellos y con las bestias del campo y con las aves del cielo y con los gusanos de la tierra; y quitaré de la tierra el arco

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Leimbach, Bibl. Volksbücher III (Fulda 1907). Hay exegetas protestantes modernos que admiten la autenticidad de los vaticinios del profeta (v. Orelli, Gressmann, Sellin, König).

<sup>2</sup> Muéstrase el sepulcro en el monte Nebi Oscha no lejos de es-Salt, en Galaad.

<sup>3</sup> Discútese desde antiguo de la realidad o del simbolismo de estos dos pasajes. Los más de los santos Padres e intérpretes antiguos y no pocos de los modernos (Shegg, Rohling, Knabenbauer, Knulen, Schöpfer, Leimbach) están por el sentido literal; san Jerónimo, y entre los modernos Reinke, optan por el simbólico. Pero sea como fuere, el significado esencial es el mismo.

<sup>4</sup> En Jezrael llevó Jehú a cabo el castigo de la casa de Acab; ahora Israel se tornará en un Jezrael, es decir, la casa de Jehú incurrirá en el castigo (de exterminio); cfr. núm. 604 s.

Capítulo 3.

A pesar de esta reprobación temporal, Dios cumplirá en el rebelde Israel las promesas que hicion.

A pesar de esta reprobación temporal, Dios cumplirá en el rebelde Israel las promesas que hicion para a los Patriarcas; le hará participar con Judá de la salud mesiánica; le hará semilla de bendición para todos los pueblos y con ellos para el innumerable pueblo del reino de Dios, es decir, para la Iglasia da Jesucristo: - promesa que se repite en todas las profecías meslánicas.

<sup>\*</sup> Este fué el primer nombre que tuvieron los cristianos, regenerados en Jesucristo por la gracia para la santidad de Dios y para la participación de los bienes celestiales (cfr. Ioann. 1, 12 13; Ioann. 2, 29; 3, 1; Rom. 8, 16 17; I Petri 1, 3 ss.; II Petri 1, 4).

\* 1, 4 9-11. Preparóse el cumplimiento de esta profecía mediante el regreso del cautiverio, pues desde entonces formó Israel un pueblo. Faltábale, empero, a éste una cabeca: David, rey legítimo da Israel (infra Osee 3, 5; cfr. núm. 513); el cual apareció por fin en el Mesías (cfr. Luc. 1, 3ª) núm. 519 ss.; Is. 9, 6 s.; Ierem. 23, 5; Ezech. 34, 32 ss.; 37, 16-28;Dan. 9, 24; Zach. 9, 9) e histo posible la conversión de Israel y el cumplimiento de sus destinos entre los paganos; y cuando los subtiles hayan ingresado en el reino mesiánico (la Iglesia), hará feliz a todo Israel. En este sentido citan el asaie los dos príncipes de los anóstolos (I Petr. 2, 10, Rom. 9, 24; Cfr. 11, 25 ss.): pero tiene cabal pasaje los dos principes de los apóstoles (1 Petr. 2, 1o. Rom 9, 24; cfr. 11, 25 ss.); pero tiene cabal cumplimiento desde que por Jesucristo quedó derribado el muro que separaba a los judíos de los gentiles para que un reino, una Iglesia de Dios, uniese a todos los hombres, y no hubiese sino un solo paster y un solo redil (cfr. Ioann. to, 16; Ephes. 2, 14 ss.; Gal. 3, 26 ss.).

y la capada y la guerra . Y te desposaré conmigo para siempre ; y te desposaré dumingo en justicia y juicio, y en misericordia, y en clemencia. Me desposaré

mulgo en fidelidad; y conocerás que yo soy el Señor» 2.

Durante muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin principe, sin million, sin altar, sin efod y sin terafim 4. Y después de esto, volverán los hillion de Israel, y buscarán al Señor su Dios y a David su Rey; y se acercarán ron temor al Señor y a sus bienes en el fin de los días» 4.

La segunda parte (cap. 4-14) consta de cinco discursos o proféticos que explican más circunstanciadamente aquellas acciones simbólicas y las ametimens y consuelos representados en ellas, echando en cara al pueblo sus culpas y municiando el castigo de Dios; pero profetizando al mismo tiempo la converalian, y aludiendo al Mesías y a su reino dichoso. Las sentencias más importantes son las siguientes:

aOid la palabra del Señor, hijos de Israel: Porque el Señor va a hacer juicio ron los moradores de la tierra; porque no hay verdad, ni hay misericordia, ni rimodimiento de Dios en la tierra. La maldición, y la mentira, y el homicidio, y il tobo, y el adulterio la inundaron; y un homicidio se toca con otro homi-

t blim 7.

ulin su tribulación por la mañana se levantarán a mí: Venid, y volvámonos al Senor; porque El nos tomó y nos redimirá; El nos ha herido y nos curará-Nue dará la vida después de dos días; al tercer día nos resucitará , y vivire-Prepurado está su advenimiento, como la aurora; y vendrá a nosotros así como la lluvia temprana y tardía <sup>9</sup> sobre la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraim?, ¿qué hare contigo, Judá? Vuestra misericordia, como nube de la mañana 10, y como focto de la madrugada, que pasa. Por esto los he acepillado por los profetas, his la nuierto con las palabras de mi boca 11; y tus juicios, como la luz saldian !! Porque misericordia quiero y no sacrificio; conocimiento de Dios, más une holocaustos» 13,

alviael, vid frondosa, y su fruto (tan lozano) como ella; pero según la murhedumbre de su fruto multiplicó altares; según la abundancia de su tierra, abundo en simulacros. Tienen dividido su corazón 14, ahora perecerán; él quebunca las estatuas de ellos, derrocará sus aras. Porque ahora dirán: No tenemos tey; por cuanto no tenemos al Señor. ¿Y qué hará el rey por nosotros? Hablad pulabras de falsa visión y haced alianza 15; que la venganza brotará como yerba anna pa en los surcos del campo. — El becerro (de oro) será llevado a Asur, thidiva al Rey vengador. Samaria hizo que desapareciese su rey, como espuma mbre la superficie del agua. Y serán destruídas las alturas del ídolo, el pecado do Israel; fampazos y abrojos crecerán sobre los altares de ellos. Y dirán a los

movo la verdadera alegría y felicidad. Núm. 136.

<sup>1)</sup> I carácter espiritual del reino mesiánico se colige que el profeta se refiere aquí principalmente a la particular espiratual de la mesanto se congreta e proteta se trate aque principalità de la palabras que siguen y otros pasajes análogos de la detuda profetas (por ejemplo, 1s. 2, 4; Mich. 4, 3 4). Las figuras bajo las cuales se describe esto mut y en otros lugares, traen a la memoria el pariso que el Redentor ha de restaurar por manera male amblime, cuando separe de la naturaleza la maldición que sobre ella pesa y expulse de su reino a los huptos; y cuando aparezca un ciclo nuevo y una tierra nueva (cfr. 1s. 11, 6-8; 66, 22; Rom. 8, 10 m; Apoc. 20, 15; 21, 1; 22, 14 ss.).

<sup>\* 18-20.</sup> La tunica del sumo sacerdote con el Urim y Tummim (núm. 318); Israel quedará sin dirección \*mendotal y divina.

<sup>(</sup>b. múnis, 183 y 486. Israel no tendrá ídolos ni falsos vaticinios. Todo esto sucedió después de la destrucción de Jerusalén (el 70 d. Cr.); pues durante la cautividad asiria siguieron en Judá la realeza, d succession de Jerusaien (el 76 d. Cr.); pues durante la cadividad assita siguieron en Juda in Leacear, de succession de Templo, el 588, hasta el fin de la mutividad de Babilonia, el 536 a. Cr., se ofrecieron sacrificios sobre las ruinas del Templo dintin h. 1, 10). Tampoco en el cautiverio estuvieron libres de idulatria los judíos (cfr. Ezech. 14, 1 s.; Capítulos 4, 5, 6, 7-12, 12-14. , 4, 1 s.; Pronto nos librará de la tribulación. La resurrección es una imagen de la restauración de la

tellelatud La Iglesia lee los versículos 1-6 al principio de la Missa praesanctificatorum del Viernes Santo post consuelo de los fieles, aludiendo a la Resurrección del Señor, mediante la cual se nos otorga de

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Vuestra piedad es inconstante en extremo y fútil. En la estación seca el viento del oeste trac a monudo del mar densas nubes que cubren el cielo de Palestina, pero que a las pocas horas desaparecen

Yo os anuncio muerte, es decir, mi castigo.
 La justicia de este castigo aparacerá tan clara como la luz.

<sup>44</sup> h, 1-6

<sup>14</sup> Entre Dios y los fdolos.

<sup>18</sup> Alude a su separación del Rey legítimo, a las frecuentes revoluciones, a la anarquía, al continuo lancar el auxilio de los hombres.

montes: Cubridnos!, y a los collados: Caed sobre nosotros! - Sembrad para vosotros justicia, y cosechad misericordia; renovad vuestro barbecho, pura tiempo es de buscar al Señor, hasta que venga el que os ha de enseñar la justicia. — Se levantará alboroto en tu pueblo; y todas tus fortificaciones serán destruídas» 2.

Como pasa una mañana, así pasó el rey de Israel 1. Cuando Israel era niño. yo le amé; y de Egipto llamé a mi hijo . — Y yo, como ayo de Efraim, lum traía en mis brazos; y no conocieron que yo los cuidaba. Con ataduras humanas los atraje, con lazos de caridad; y alcé su yugo sobre sus cervices, y les presenté que comer. No tornarán a la tierra de Egipto , sino que el mismo Anur será su Rey; por cuanto no se quisieron convertir. La espada ha comenzado n recorrer sus ciudades y consumirá la flor de sus escogidos y devorará sus ciuldillos 6.

Yo curé de ti en el desierto, en una tierra yerma. Se llenaron de sus pastos y se hartaron; y alzaron su corazón, y se olvidaron de mí. Mas yo sere para ellos como leona, como leopardo en el camino de los asirios; saldré a embestirlos como osa a quien han robado sus cachorros. — Pero los libraré del poder de la muerte; ¡oh muerte, seré tu muerte; tu mordedura seré, oh infierno!

Conviértete, Israel, al Señor tu Dios; porque caíste por tu maldad. Recapacitad y convertíos al Señor, y decidle: Quita toda iniquidad, recibe este bien 1 y te ofreceremos sacrificios de nuestros labios 1. Asur no nos salvará, no sublremos en caballos 10, ni llamaremos en adelante dioses nuestros a las obras de nuestras manos. Porque tendrás misericordia del huérfano que es tuyo. Sanare las llagas de ellos 11, y los amaré de propia inclinación; porque mi furor se in apartado de ellos. Seré como rocio 12, Israel brotará como el lirio, y su raíz soro como las del Líbano 13. Se difundirán sus ramas, y su gloria será como la del olivo, y su olor como el del Líbano 14.

615. Amós 18, según nos dice él de sí mismo (1, 1; 7, 14), era un pastor de Tecue 16, sacado por Dios de sus rebaños y enviado como profeta del reino de Israel, donde profetizó en tiempo de Ozías, rey de Judá y de Jeroboam II, rey de Israel, casi al mismo tiempo que Oseas (según algunos, 20 años antes), estan-

do ambos reinos en el apogeo de su poderío.

Su libro se divide en tres partes. En la primera (cap. 1-2) anuncia el Profeta a los pueblos idólatras vecinos: Damasco, Gaza y otras ciudades filistens, Tiro, Idumea y Moab, los castigos de Dios, que también caerán por fin sobre Judá e Israel. En la segunda parte (cap. 3-6) echa en cara a Israel el culto de los ídolos y dioses falsos y los vicios de lujuria e injusticia que de aquel culto dimanan, y profetiza la ruina del reino. En la tercera parte (cap. 7-9) conteni-

Como ellos desean, para encontrar auxilio o permanecer allí.

Nuestra penitencia.
Acción de gracias y alabanza.
No queremos ir a buscar el a

14, 2-7. Las últimas palabras encierran imágenes de la grandeza y de la felicidad.

Hartung, Der Prophet Amos, en BSt 111 4 (1898).

<sup>1</sup> Grito de desesperación, no queriendo ver por más tiempo lo espantoso de este castigo. Aun más lo será en la última destrucción de Jerusalén e incomparablemente mayor en el Día del julio

lo será en la última destrucción de Jerusalén e incomparablemente mayor en el Dia del Juliu (cfr. Luc. 23, 30; Apoc. 6, 16).

<sup>2</sup> 10, 1-4 6-8 12 14.

<sup>3</sup> Tan esserá el reinado del último rey (Oseas) (Cfr. núm. 617).

<sup>4</sup> El proseta se resere en primer termino a la liberación de Egipto (Dios llama a Israel [Exod. 4, 11] antijo primogénitos), y a la admirable providencia de Dios en savor de su pueblo. Mas lo que Dios entonces comenzó lo terminará mediante el Messas, haciendo de toda la humanidad el pueblo de Dios. Por esto era Israel figura del Messas, y el llamamiento de Egipto, como todos los acontecimientos de Israel, encerraba una profecia real relativa a Jesucristo, la cual se cumplió en la husda del Niso-Dios a Egipto y en el regreso de aquel país a Galilea (Matth. 2, 14 s.).

<sup>4</sup> Cumo ellos desgan, para encontrar auxillo o permanecer allí.

<sup>&</sup>quot; 11, 1 3-0.

13, 5-7 14. Las últimas palabras (cfr. Ezech. 37; núm. 602) anuncian propiamente la futura redención de la cautividad: «Sabría libraros de la mano misma de la muerte». Pero encierran aún más profundo sentido: la abolición y aniquilamiento de la muerte (como 1s. 25, 8), que comenzará con si regreso de la cautividad y con la preparación para la venida del Mesías, se cumplirá en la muerte Resurrección de Este y, finalmente, en la gloriosa resurrección de la carne será la herencia de todos que, como el verdadero pueblo de Dios, se hubieren mantenido fieles al Redentor. Cfr. I Cor 18, 54-57; Apoc. 20, 12 ss.; 21, 4; Schmid, Unsterblichkeits und Auterstehungsglaube 204 s.

No queremos ir a busear el auxilio de los hombres (cfr. Exod. 15, 1; Ps. 32, 17).

Respuesta de Dios a esta oración.

Imagen de la gracia.

<sup>&</sup>quot;Cfr. núm. 540. El epastoro no es un mero guarda de ovejas, sino el propietario que tiene su rebaño, vive de la cría de ovejas y del cultivo de las moreras, y posee cierta cultura e llustración. Pero también se da este nombre al arrendatario, conocido desde antiguo en Oriente. Ya el códiga de Hammurabi distingue el epastoro que se dedica a la cría de ovejas (ré u, en hebreo 10t), del ecrimo de los pastores» (nokida, en hebreo noked).

pla en cinco visiones los castigos del Señor v termina 1 con la promesa mesiánha del restablecimiento del reino de Dios, de la admisión de los gentiles y del eterno esplendor. -- Por la entereza que demostró Amós, especialmente en Betel, sede del culto de los becerros, un sacerdote idólatra de aquella ciudad, llamado Amasías, urdió una persecución contra él 2. Según una tradición, Amós fue herido mortalmente por un hijo de aquel sacerdote idólatra 3.

l os pasajes que tienen mayor interés para nosotros están en los caps. 8 y 9: Dijome el Señor: Ha llegado el fin de mi pueblo Israel; no le dejaré impune por más tiempo. Y rechinarán los quicios del templo en aquel día, dice el Senor Dios: Muchos morirán; en todo lugar habrá silencio (de muerte). Pues que, ¿no se estremecera la tierra?, ¿no plañirá todo el que mora en ella? Saldia 4 como un río grande, y se precipitará y correrá como el río de Egipto. Y en aquel día, dice el Señor Dios, se pondrá el sol a mediodía, y haré cubrir de lluichlas la tierra en su mayor luz 5; y trocaré vuestras fiestas en llanto, y todos vuestros cánticos en lamentos; y echaré saco sobre todas vuestras espaldas; y nobre todas vuestras cabezas, calvicie. Y le pondré en duelo como por un hijo dulco; y sus postrimerías, como día amargo. — He aquí que vienen los días, dhe el Señor; y enviaré hambre sobre la tierra; no habra hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y se conmoverán de mar a mar, y desde el Aquilón hasta el Oriente; discurrirán buscando la palabra del Señor, y no la hallarán. En aquel día desmayarán de sed las vírgenes hermosas y los Juvenes 7 que juran por el pecado de Samaria 8, y dicen: ¡Vive tu Dios en Dan y vive el camino de Bersabee! 9 Y caerán por tierra y no volverán a levan-Intsen 10

«No destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. — En aquel día Invantaré el Tabernáculo de David, que cayó; y repararé los portillos de sus nunos y restauraré lo que había caído; y lo reedificaré como en los días antinuos; para que posean las reliquias de Idumea y de todas las naciones, porque un nombre ha sido invocado sobre ellos 11, dice el Señor que hace estas cosas».

Poco caso hicieron el Rey y el pueblo de las predicaciones de imbos profetas; por lo que el Señor no demoró el castigo. Zacarías, hijo de Jeroboam II, que después de once años de confusión consiguió mupar el trono de Israel, fué asesinado por su general Sellum; con él se extinguió el linaje de Jehú a la cuarta generación, conforme a la palabra del Señor. Sellum fué asesinado al mes de subir al trono por su general Manahem. Este tirano se mantuvo en el trono diez 12 años; pero sólo con el auxilio de Ful, rey 13 de Asiria. Mas esta protección le costó mil talen-

\* Por los becerros de Dan y Betel. De ansia de la palabra divina.

<sup>1 0, 11-15.</sup> Algunos críticos protestantes discuten la autenticidad de esta profecía mesiánica, aporque el anuncio de la restauración del reino de Dios pone a Amós en contradicción consigo mismos; pero ton taxon la defienden otros como Sellin (Zwolfprophetenbuch) y König (Die Messian, Weissagungen 7, 10 SS.

<sup>\*</sup> II enlendario romano le conmemora el día 31 de marzo.

\* I enlendario romano le conmemora el día 31 de marzo.

\* Todo el pueblo emigrará a Siria, como el Nilo corre al mar.

\* Todo el pueblo emigrará a Siria, como el Nilo corre al mar.

\* Todo el pueblo emigrará a Siria, como el Nilo corre al mar.

\* Todo el pueblo emigrará de Siria, como el Nilo corre al mar.

\* Todo el pueblo emigrará de Juicio, que acaecerán de súbito (cfr. 1s. 5, 30; 8, 22 ss.). Cumpliose

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito (France, 1s. 5, 30; 8, 22 ss.). Cumpliose

\* Todo el la marte del Hijo unigénito (France, 1s. 5, 30; 8, 22 ss.). Cumpliose

\* Todo el la marte del Hijo unigénito (France, 1s. 5, 30; 8, 22 ss.). Cumpliose

\* Todo el la marte del Hijo unigénito (France, 1s. 5, 30; 8, 22 ss.). Cumpliose

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito (Er. 1s. 5, 30; 8, 22 ss.). Cumpliose

\* Todo el la marte del Hijo unigénito (Er. 1s. 5, 30; 8, 22 ss.). Cumpliose

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios (Matth. 27, 25, 45); pero se cumplirá de

\* Todo el la marte del Hijo unigénito de Dios

al utio de la tierra, y aun los más robustos (espiritualmente) llegarán a desfallecer. Como en pálida fluiro cumplióse la profecía con la deportación de una parte del pueblo; pero tanto más terriblemente la amenaza en todo Israel desde que le fué quitado el reino de Dios (Matth. 21, 43), y sigue sampliéndose ahora que la ceguera (II Cor. 3, 15) cubre los cios de sus doctores, los cuales le tienen similado de la verdad y le dejan desfallecer espiritualmente.

<sup>•</sup> Hersabee y otros lugares santificados por la vida de los patriarcas fueron el asiento principal de la idolatría.

10 8, 2 3 8-14.

11 Late pasaje alega el apóstol Santiago en el Concilio de los Apóstoles para demostrar el llama-

minita de los gentiles a la Iglesia de Jesucristo (Act. 15, 15 ss.).

Negún Kugler sólo 6 años. Desde la muerte de Jeroboam II (743) hasta la de Facee (732 ó 730) quedan de 12 a 14 años; de donde en el dato bíblico debe de haberse introducido algún error.

Finefian de 12 a 14 años; de donde en el dato bíblico debe de haberse introducido algún error.

En las listas asirias (pág. 479 s.) no se encuentra rey de este nombre. Pero es el conocido tralatfalasar (Tiglatpileser III), tantas veces mencionado en la Biblia. Despréndese esto de noticias babilónicas que dan cuenta de un cierto Pulu (en griego Poros), el cual venció al pretendiente Ukinzir mutríó en 727. En la Crónica Babilónica en vez del babilónico Pulu se inserta el nombre asirio Tukulti-apil-escharra. Del asirio Teglatfalasar sabemos que usurpó el trono de Asiria y llevó entre otros títulos el de orey de Caldeas. Concuerdan también el año de su muerte y otros sucesos de su vida: de donde se admite que el Ful babilónico arrojó del trono al débil asirio Asur-nivari (véase núm. 608) y aplicó el nombre de otros famosos reyes anteriores. La Sagrada Escritura nos da un punto de apoyo

tos de plata, que arrancaba a sus súbditos por la fuerza. Su hijo y sucresor, el débil Faceya, fué asesinado a los dos años por su general Faces, el cual entró un día con cincuenta conjurados en el palacio real. Gener roso y astuto, supo Facee defenderse durante veinte años 1 contra sua secretos competidores. En su perversidad llegó a aliarse con Rasin, rev de Siria, e invadió el reino de Judá, devastándolo y saqueándolo; muth 120.000 en una batalla, llevó a Samaria 200.000 prisioneros 2, entre mut jeres y niños, y sitió a Jerusalén; pero no logró apoderarse de ella !

No tardó el castigo, Teglatfalasar (Ful), rey de Asiria 4 (figur ra 74), llamado por Acaz, rey de Judá, arrebató a Facee la región norte



Fig. 74. - El rey Teglatfalasar en su carro de guerra. Relieve de Nimrud. (Hacia 700 a. Cr.) (Según Layard),

y sur de su reino y se llevó cautivos a gran parte de los habitantes. Ente desgracia despertó una conjuración, cuyo jefe **Oseas**, asesinó a Facer, e intentó apoderarse del trono, lo cual no consiguió sino tras grandes «l· borotos y luchas. Reinó Oseas nueve años, 730-722 . Luego de subir il trono, el rey asirio Salmanasar IV vino contra el y le hizo vasallo suyo y tributario. Más tarde, Oseas hizo alianza con Sua ", rey de Egipto y "

para ello al declararnos (en una glosa marginal) que «Ful, rey de Asiria», es «Teglatfalasar, rey de Asiria». Una inscripción de Teglatfalasar hace mención de un tributo de Minihimnu de Samutina (Manahem de Samaria) en el octavo año de su reinado (738) (Cfr. núm. 577, el cuadro sincróntul). La coincidencia, pues, es completa. Cfr. Kaulen, Assyrien und Babylonien 167 234 281; Schoplar Geschichte des AT<sup>4</sup> 528.

Según Kugler, sólo 5-6 años; véase la nota 12 de la pág. anterior.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pero ante las advertencias del profeta, Obed les dió libertad para que volvieran a Judá (11 Par. 9 ss.). También en este pasaje encuentran algunos exageradas las cifras; y, efectivamente, varían delse en los diferentes textos y manuscritos. Pero sin duda el número fué considerable, pues la guerra unito Judá e Isaael era muy encarnizada (cfr. IV Reg. 15, 16) y había interés en destruir la monarquia y reino de David. Cfr. Reinke, Beiträge I 211.

<sup>3</sup> H Par. 28, 6 ss. ls. 7, 1 ss. 1 cfr. núm. 632. 4 Cfr. núm. 616; núm. 638.

<sup>\*</sup> Cfr. núm. 616; núm. 638. \* Según Kugler 732-724 a. Cr. \* En las inscripciones asirias el nombre es Sib'e o Sab'e y a quien le lleva se le designa como turtan, general en jefe, distinto de Pir'u (Faraón) su señor, rey de Musri (Egipto). Era, por consiguients, uno de tantos régulos o príncipes asalariados que desde la decadencia del poderío faraónico (en turnos uno de tantos reguios o principes asalariados que desde la decadencia del poderio laraonico (en indicade la dinastia tantitica, Soo) hasta la lepoca etiópica, e habían aduchado del Bajo Egipto y guardidam cierta dependencia variable con el rey egipcio (etiópico). Los reyes palestinenses podían fácilmenta buscar y hallar en estos régulos protección y auxilio contra el imperio asirio, que era el enemblo y peligro común. Nada de particular tiene que a Sua se le llame rey de Egipto; es una manera popular de expresión. — No se puede hoy sostener la identidad de Sua con Sahaco (Sevech = Sebichos, »)

mgó a pagar el tributo al rey de Asiria. Este salió en seguida con un poderoso ejército y sitió a Samaria 1. A los tres años fué tomada y destinida la ciudad; la mayor parte de los habitantes del reino fueron llevados cautivos a Asiria 2.

Al país que había quedado desierto transportó el rey de Asiria a pueblos pa-Ramos. Estos se mezclaron con los pocos israelitas que allí quedaban, y de la mezela resultó un pueblo que conocemos en la historia con el nombre de los immaritanos, de la capital de Samaria. Su religión era un amasijo de paganismo y Judaismo, pues los gentiles trajeron sus ídolos consigo. En castigo permitió il Senor que se multiplicasen los leones en el despoblado. Sabedor de esto el ny de Asiria, mandó a un sacerdote de los cautivos, que enseñase la verdadera religión a la colonia extranjera. En adelante adoraban al verdadero Dios, pero ola renemciar a sus ídolos 4.

#### 83. Tobias en el cautiverio de Asiria

(Tob. 1-16)

618. Los israelitas que fueron deportados a Asiria, no volvieron ya mils a su patria, a excepción de algunos pocos; por lo que el reino de farnel terminó para siempre. Los cautivos se establecieron en determimidos distritos de Asiria, y en lo civil vivían según sus costumbres patrins. Mas tuvieron que sufrir opresiones de todo género; en especial, no los estaba permitido el ejercicio público de su religión ni el consuelo de la palabra divina por ministerio de los sacerdotes y profetas. Pero, en medio de esta desgracia que sus culpas habían acarreado, Dios les dió pruebas de su amorosa Providencia. Una de las más hermosas la hallamos en la instructiva y bella historia de Tobías 5.

Cuentase esta historia en el libro de Tobias. Su autor es desconocido; y la opina en que se compuso, difícil de precisar: tal vez entre 250 y 150 a. Cr. Los titormadores combaten el carácter histórico de la narración por las dificultades que ofrecen muchos nombres y datos. Para Lutero es una «bella historia» de los commos de la divina Providencia, idea que comparten en general los protestanfon. Al racionalismo le repugnan en este libro los sucesos extraordinarios y milligrosos que en él se narran. Los partidarios de la escuela de la historia imiquirada de las religiones creen haber encontrado la fuente de la «fábula de

attiqui), primer rey de la dinastía etiópica (XXV). Cfr. Nagl. Nachdavid. Konigszeit 271 ss.; donde de verse también la contestación a Winckler, el cual también aquí admite un Musri y Melucha araba Cfr. Herzog, Chronol. der beiden Konigsbücher 72; Alt, Israel und Aegypten 56 s.

1 IV Reg. 18, 9 s. del texto hebreo atribuye a Salmanasar el ascidio designarle por su nombre también mientras que en IV Reg. 17, 5 s. se habla del erey de Asirian sin designarle por su nombre también nuda se sabía del sucesor de Salmanasar se atribuyó a éste también la conquista (así la latin de Samaria y que Sargón (Sarrukim), que le sucedió, flevó a cabo la conquista. Acerca de este resultib tenemos hoy más noticias que de cualquier otro de Asiria; sus inscripciones han confirmado la llantemente muchos datos de la Sagrada Escritura. Cfr. Kaulen, Assy, ien und Babylonien; puede una parta obra, páxinas 42-73, una detallada descripción del palacio, y en la obájna 28 ss. una nn esta obra, páginas 42-73, una detallada descripción del palacio, y en la página 238 ss. una mherón de los hechos de Sargón.

1 711 n. Cr. Desde Teglattalasar (Ful) era en Asiria un derecho de guerra la deportación de lovembles (Cfr. Kaulen I. c. 239). Los deportados del reino de Israel se establecieron en Mesopotamia y Mella; de ellos tenemos noticias muy escasas. Se pretendió haber descubierto, en listas asirias de initiation, nombres de israelitas que vivían en las ciudades asirias de Kannu y Kar-Au, y tenían en la numu un templo dedicado al dios Au (Yahu = Yahve). Cfr. Nikel, Neue Quellen zur altesten Geschichte der Jud. Diaspora. en WSt II (1908) 1-42; Eberharter en ThpMS XXIII 2 (1912); BZF III 3/4 (1912) Pero los indicios parecen muy inciertos.

Primero Sargón, más tarde Asarhaddon, hijo de Senaquerib y nieto de Sargón. Cír. Esdr. 4, 2; IV 17, 24; Kaulen I. c. 240 s.
Acerea de los samaritanos cír. núm. 580; núm. 710; Döller, Studien 207.

Acerea de los samaritanos ctr. num. 580; num. 710; Döller, Studien 207.

Lete libro ha sido más a menudo que otros objeto de explicaciones homiléticas y piadosas, porque in dictrina es muy apropiada «para los (futuros) padres que quieren fundar un bello y piadoso hogar phoeti trente con alegita y valor a las pruebas de la vida» (Hancberg). Cfr. Ulmer, Buch Tobias Ibmanwürth 1887); Schmid, Das Buch Tobias dem katholischen Volke erklart (Munich 1899); huntle, Tobias ein Vorbil für die Katholiken der Gegenwart (Manucia 1904); Gutberlet, Das Buch Tobias (Steyl 1923); ZKTh 1878, 216; Schöpfer, Geschichte 1873; Schulte, Beitrage bur Erklarung und Textkritik des Buches Tobias, en BSt XIX 2

tos de plata, que arrancaba a sus súbditos por la fuerza. Su hijo y succes sor, el débil Faceya, fué asesinado a los dos años por su general Faces, el cual entró un día con cincuenta conjurados en el palacio real. Gener roso y astuto, supo Facee defenderse durante veinte años 1 contra Aus secretos competidores. En su perversidad llegó a aliarse con Rasin, rev de Siria, e invadió el reino de Judá, devastándolo y saqueándolo; matilizo.000 en una batalla, llevó a Samaria 200.000 prisioneros?, entre mujeres y niños, y sitió a Jerusalén; pero no logró apoderarse de ella !

No tardó el castigo, Teglatfalasar (Ful), rey de Asiria 4 (figue ra 74), llamado por Acaz, rey de Judá, arrebató a Facee la región norte



Fig. 74. - El rey Teglatfalasar en su carro de guerra, Relieve de Nimrud. (Hacia 700 a. Cr.) (Según Layard).

y sur de su reino y se llevó cautivos a gran parte de los habitantes. Ente desgracia despertó una conjuración, cuyo jefe Oseas, asesinó a Facer, o intentó apoderarse del trono, lo cual no consiguió sino tras grandes «le borotos y luchas. Reinó Oseas nueve años, 730-722 5. Luego de subir al trono, el rey asirio Salmanasar IV vino contra el y le hizo vasallo suyo y tributario. Más tarde, Oseas hizo alianza con Sua , rey de Egipto y m

para ello al declararnos (en una glosa marginal) que «Ful, rey de Asiria», es «Teglatfalasar, rey de Asiria». Una inscripción de Teglatfalasar hace mención de un tributo de Minihimnu de Samuthos (Manahem de Samaria) en el ectavo año de su reinado (738) (Cfr. núm. 577, el cuadro sincrónico). La coincidencia, pues, es completa. Cfr. Kaulen, Assyrien und Babylonien 167 234 281; Schöpler, Geschichte des AT 5,28.

Según Kugler, sólo 5-6 años; véase la nota 12 de la pág. anterior.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pero ante las advertencias del profeta, Obed les dió libertad para que volvieran a Judá (11 Par. 9 ss.). También en este pasaje encuentran algunos exageradas las cifras; y, efectivamente, varían en los diferentes textos y manuscritos. Pero sin duda el número fué considerable, pues la guerra dudá el Isade era muy encarnizada (fr. IV Reg. 15, 16) y había interés en destruir la monarquia y reino de David. Cfr. Reinke, Beiträge I 211.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 11 Par. 28, 6 ss. 1s. 7, 1 ss. 1 cfr. núm. 632. <sup>4</sup> Cfr. núm. 616; núm. 638.

<sup>11</sup> Far. 26, 0 88, 18, 71 inlin. 032.

Cir. núm. 616; núm. 638.

Según Kugler 732-724 a. Cr.

En las inscripciones asirias el nombre es Sib'e o Sab'e y a quien le lleva se le designa come turtan, general en jele, distinto de Pir'u (Faraón) su señor, rey de Musri (Egipto). Era, por consumo de tantos régulos o principes asalariados que desde la decadencia del poderio faraónico (en uno de tantos reguios o principes asalariados que desde la decadencia del poderto faraonico (en indicade la dinastía tantifica, Soo) hasta la lepoca etópica, e habían adachado del Bajo Egipto y guardalant cierta dependencia variable con el rey egipcio (etiópico). Los reyes palestinenses podían fácilmente buscar y hallar en estos régulos protección y auxilio contra el imperio asirio, que era el enemigo y peligro común. Nada de particular tiene que a Saa se le llame rey de Egipto; es una manera popular de expresión. — No se puede hoy sostener la identidad de Sua con Sabaco (Sevech = Sebichos, »!

migó a pagar el tributo al rey de Asiria. Este salió en seguida con un poderoso ejército y sitió a Samaria 1. A los tres años fué tomada y destrulda la ciudad; la mayor parte de los habitantes del reino fueron llevados cautivos a Asiria 2.

Al país que había quedado desierto transportó el rey de Asiria 3 pueblos paminos. Estos se mezclaron con los pocos israelitas que allí quedaban, y de la mez la resultó un pueblo que conocemos en la historia con el nombre de los mmaritanos, de la capital de Samaria. Su religión era un amasijo de paganismo y Judaismo, pues los gentiles trajeron sus ídolos consigo. En castigo permitió il Senor que se multiplicasen los leones en el despoblado. Sabedor de esto el ny de Asiria, mandó a un sacerdote de los cautivos, que enseñase la verdadera foligión a la colonia extranjera. En adelante adoraban al verdadero Dios, pero ala reminciar a sus ídolos 4.

#### 83. Tobías en el cautiverio de Asiria

(Tob. 1-16)

018. Los israelitas que fueron deportados a Asiria, no volvieron ya más a su patria, a excepción de algunos pocos; por lo que el reino de Israel terminó para siempre. Los cautivos se establecieron en determitindos distritos de Asiria, y en lo civil vivían según sus costumbres patrhes. Mas tuvieron que sufrir opresiones de todo género; en especial, no les estaba permitido el ejercicio público de su religión ni el consuelo de la palabra divina por min.sterio de los sacerdotes y profetas. Pero, en medio de esta desgracia que sus culpas habían acarreado, Dios les dió pruebas de su amorosa Providencia. Una de las más hermosas la hallamos en la instructiva y bella historia de Tobías 5.

Unentase esta historia en el libro de Tobías. Su autor es desconocido; y la report en que se compuso, difícil de precisar: tal vez entre 250 y 150 a. Cr. Los reformadores combaten el carácter histórico de la narración por las dificultades que ofrecen muchos nombres y datos. Para Lutero es una «bella historia» de los imminos de la divina Providencia, idea que comparten en general los protestant Al racionalismo le repugnan en este libro los sucesos extraordinarios y miliagrosos que en él se narran. Los partidarios de la escuela de la historia romparada de las religiones creen haber encontrado la fuente de la afábula de

ringu), primer rey de la dinastía etiópica (XXV). Cír. Nagl. Nachdavid. Königszeit 271 ss.; dondentede verse también la contestación a Winckler, el cual también aquí admite un Musri y Melucha ando Cír. Herzog, Chronol. der beiden Königsbücher 72; Alt, Israel und Aegypten 56 s.

1 V Reg. 18, 9 s. del texto hebreo atribuye a Salmanasar el asedio de Samaria, mas no la completa mientras que en IV Reg. 17, 5 s. se habla del ercy de Asirian sin designarle por su nombre. Insulo mada se sabía del sucesor de Salmanasar es atribuyó a éste también la conquista (así la Vilgatia. IV Reg. 18, 10). Hoy nos consta por las inscripciones asirias que Salmanasar murió durante el esto de Samaria y que Sargón (Sarrukim), que le sucedió, llevó a cabo la conquista. Acerca de este también tenemos hoy más noticias que de cualquier otro de Asiria; su inscripciones han confirmado hillintemente muchos datos de la Sagrada Escritura. Cír. Kaulen, Assy ien und Babylonien; puede mesta obra, páginas 42-73, una detallada descripción del palacio, y en la página 138 ss. una relation de los hechos de Sargón. relación de los hechos de Sargón.

7 73 n. Cr. Desde Teglattalasar (Ful) era en Asiria un derecho de guerra la deportación de lovemblos (Cír. Kaulen I. c. 239). Los deportados del reino de Israel se establecieron en Mesopotamia y Medin; de ellos tenemos noticias muy escasas. Se pretendió haber descubierto, en listas asirias de inntentos, nombres de israelitas que vivían en las ciudades asirias de Kannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y Kar-Au, y tenían en la ciudades asirias de Rannu y tenían en la ciudades asirias de Rannu y tenían en la ciudades asirias de Rannu y tenían en

der 18td. Diarbora. en WSt II (1908) 1-42; Eberharter en Th\$MS XXIII 2 (1912); BZF III 3/4 (1912)
4 h. Pero los indicios parecen muy inciertos.

Primero Sargón, más tarde Asarhaddon, hijo de Senaquerib y nieto de Sargón. Cfr. Esdr. 4, 2:

W Reg. 17, 24; Kaulen I. c. 240 s.

Acerca de los samaritanos cfr. núm. 580; núm. 710; Döller, Studien 207.

Liste libro ha sido más a menudo que otros objeto de explicaciones homiléticas y piadosas, porque au doutina es muy apropiada epara los (futuros) padres que quieren fundar un bello y piadoso hogar libror trente con alegifa y valor a las pruebas de la vida» (Haneberg). Cfr. Ulmer, Buch Tobias (Ibunsuwórth 1887); Schmid, Das Buch Tobias dem katholischen Volke erklart (Munich 1899); Ibunsuwórth 1887); Schmid, Das Buch Tobias (Steyl 1923); ZKTh 1878, 216; Schöpfer, Geschichte 17°, 649 s.; Schulto, Beiträge bur Erklärung und Textkritik des Buches Tobias, en BSt XIX 2

Tobías» en el cuento «del muerto agradecido» 1 o en aquel otro conocido con el nombre de «historia del sabio Achikar» , y la fuente de las ideas religionam (por ejemplo, la angelología) en el mazdeísmo. También algunos católicos mu dernos niegan la historicidad estricta de esta narración y la tienen por alegoría, o al menos por narración libre con fundamento histórico. Pero todavía no nom han demostrado que el autor no pretendiese escribir historia real, y que el contenido no se pueda conciliar con los hechos históricos conocidos y con la situación política de aquel tiempo. Por el contrario, conceden algunos investigadoros racionalistas modernos que la narración tiene base histórica. Ya los contemporáneos de los reformadores (por ejemplo, el P. Serarius S. J. + 1609) observaron que no hay razón para apartarse del sentido obvio (sensus quasi obvius), \*\* guido por la tradición judía y cristiana, y para suponer que se trata de una ficción compuesta con fines didácticos. Con el mismo derecho se podría declarat invención (veritatis tantum imitatio) toda historia verdadera (cfr. núm. 17) Antes se consigue edificar al lector con la verdad histórica, que con invenciones, Las más de las dificultades geográficas e históricas desaparecen comparando unos con otros los diferentes textos, y corrigiendo las inexactitudes nacidas de las refundiciones y versiones (v. la explicación). No hay trasiego del mazdeísmo i las ideas re'igiosas del libro de Tobias están en perfecta consonancia con las del Antiguo y Nuevo Testamento.

El texto original caldeo (arameo) o hebreo se ha perdido. Poseemos la vere sión latina de san Jerónimo v otra griega, anterior a la era cristiana; mas, de esta última, hay distintas ediciones que se diferencian entre sí y de la latina, por su redacción (lata o abreviada); aunque no en cosas esenciales. Tenemon pues, el texto sólo en versiones y refundiciones, de las cuales la más conforme al original parece ser la que del texto arameo hizo san Jerónimo. — Los judíos excluyeron del canon este libro, por no estar escrito en hebreo; los protestantes les han imitado. Consideraban este escrito útil para la lectura, mas no sagradu, Empero los santos Padres más antiguos lo tuvieron por divino; la Iglesia lu recibió en su canon, y los Concilios de Hipona (393), Cartago (397), Concilius generales Tridentino y Vaticano lo nombran expresamente entre los libros lus-

pirados 4.

El asunto del cuento «del muerto agradecido», que en distintas formas tan difundido se encuenta en Oriente y Occidente, es en sustancia como sigue: «Un joven, estando para salir de vinje, restando y da honrosa sepultura a un muerto a quien sus acreedores habían maltratado por no pagar las devided Habiendo el joven regresado más tarde en la miseria, recibe auxilio de una manera inesperada i entid

ramiendo et joven regresado mas tarde en la miseria, recibe auxino de una manera inesperada i ontra cosas, se hace con una novia distinguida y logra escapar de una inundación Por fin se le desculte el protector, espíritu del muerto a quien el joven había dado sepultura». Acerca de las numero desemejanzas, divergencias y contrastes con el relato bíblico cir. Kulh 1904, 367 ss.

En lo que toca al cuento de Achikar, he aquí el caso: la Vulgata nombra una vez (Tob. 11, de pasada a un cierto Achior (Achiachar, Achikar), primo de Toblas; en cambio el Codex Alexand me como otros textos griegos y la Itala — da algunas noticias acerca de él. Era Achiachar hijo de Anti-— como otros textos griegos y la Itala — da algunas noticias acerca de él. Era Achiachar hijo de Anthermano de Tobías, y ocupaba un puesto importante en la corte del rey asirio Asarhaddon (1, al Recabó del rey permiso para que Tobías pudiese volver del destierro a Nínive (1, 22); y al uniciego su tío, le alimentó durante dos años, hasta que el mismo (Achiachar) marchó a Elimalda, en Golfo Pérsico (2, 10). Le encontramos más tarde en la beda del joven Tobías, acompañado de pariente llamado Nasbas (11, 17); y todavía se habla de él al fin del libro (14, 10). El viejo nos refiere en el lecho de muerte que un cierto Anam, a quien su sobrino Achiachar había eduragá os u bienhechor con la más negra ingratitud, no ceiando hasta que logró arruinarle y ludesgraciado Pero en premio de su caridad Achiachar se libró de la muerte, mientras que Anam des que ve por a Sestienne altrinos ser Achiachar se libró de la muerte, mientras que Anam de la late y corres Sestienne altrinos ser Achiachar en premaio de la la legada orientale el miente. pago a su biennechor con la mas negra ingratitud, no celando nasta que logro arrunarie y indesgraciado Pero en premio de su caridad Achiachar se libró de la muerte, mientras que Anam en el lago y moría. Sostienen algunos ser Achiachar un personaje de las leyendas orientales, el mismabio Haikaro que encontramos en las Mil y una noches, y el suceso que refiere Tobías en el lechumuerte, asunto de un cuento muy extendido por Oriento. Creen, por consiguiente, que las publid de Tobías deben tomarse como alusiones a este cuento. Pero desde que en los papiros de la robin de Tobías deben tomarse como alusiones a este cuento. Pero desde que en los papiros de la robin Achikar, la cual data, con seguridad, del siglo v a. Cr., algunos sabios se inclinan a admitir que Achikar, la cual data, con seguridad, del siglo v a. Cr., algunos sabios se inclinan a admitir que Achikar, la cual data, con seguridad, del siglo v a. Cr., algunos sabios se inclinan a admitir que Achikar, la cual data, con seguridad del libro de una novela. Por lo menos nos muestra clarame el hallazgo que el origen y fundamento de la novela es una tradición asiria, cuya existencia y son testimonio indirecto de que el libro de Tobías se apoya en la tradición (oral o escrita). Con han perdido también valor demostrativo las razones que se aducían en pro de la composición far del libro de Tobías y en pro de su dependencia del cuento de Achikar. Para bibliografía cfr. Stum. Der Kritische Wer dei aramaischen Achikar, en AO XVI 2 (Leipzig 1917); Vetter, Das Buch Tobías die Achikar-Sage, en TOS 1941, 321 ss.; Thá 1942, 660.

3 Por ejemplo, Vetter (L. c.), Las pruebas que aduce (construcción artificial, anacronismos) llegan a esólidos argumentos» que requiere el decreto de la Comisión Bíblica (23 de junio de Encíclica Spiritus Paracilitus. Por tanto, mientras no se aduzcan razones más convincentos, dan escreta vidamentos pue requiere el decreto de la Comisión Bíblica (23 de junio de Encíclica Spiritus Paracilitus. Por tanto, mientras no se aduzcan razones más convince

nagistral nos presenta los dos círculos de que proceden los personajes del libro, muy separados espacio, pero unánimes en la fidelidad a la Ley. De los vaivenes de las vicislitudes humanas entre

619. Tobias 1, natural de la tribu de Neftalí 2, fué llevado cautivo un tiempo de Sargón (722 a. Cr.) 3, con los pocos habitantes que Teglat-labour había dejado en su tribu. Ya desde su tierna edad, en el reino de lurael, evitaba el trato de los impíos, cumplía con fidelidad los preceptos de Dios y subía a Jerusalén a adorar y ofrecer sacrificios al Señor en las ipocas señaladas. Ya de edad madura, casóse, como prescribía la Ley, run una mujer de su tribu, llamada Ana; tuvo un hijo a quien puso su propio nombre, enseñándole desde la niñez a temer al Señor y huir del piscado.

También en la cautividad asiria, entre los desórdenes de la capital Nímive, se mantuvo fiel a la Ley de Dios y no manchó su conciencia comiendo manjares prohibidos. Premióle Dios haciendo que hallase gracia un los ojos del rey; y así fué, que éste le permitía andar por donde quishern y hacer cuanto se le antojara 4. Aprovechóse de esta licencia para vinitar a los cautivos, exhortarlos y consolarles. Partía con ellos sus bienus, daba de comer al hambriento y vestía al desnudo. Llegóse en cierta musión a Rages, ciudad de los medos 5, donde se encontró a un hombre de un tribu, llamado Gabelo; y como le viese muy necesitado, prestóle con un simple recibo diez talentos de plata 6, del dinero que el rey le había regulado.

**620**. Al cabo de mucho tiempo, muerto el rey Salmanasar, le sucedió ni hijo Senaquerib, el cual comenzó a perseguir a los israelitas 7 cautivos; hizo matar a muchos de ellos prohibiendo darles sepultura, de suerte que los cadáveres se corrompían en la calle. También Tobías era aborrecido del Rey; pero temía más a Dios que a los hombres, por lo que, oscondiendo los cadáveres en su casa, los enterraba de noche. Como llegase esto a oídos del rey, mandó quitar la vida a Tobías y confiscarle todos sus bienes. Huyó Tobías con su mujer e hijo, y se mantuvo oculto.

el cerritor los hilos que entretejidos forman el nudo del relato, en cuya solución intervienen fuerzas divinas e infernales. Y cuando las desgracias se han trocado en venturas, termina armónicamente la univación con la atrayente pintura de la merecida recompensa de un apacible ocaso de la vida. Y tan nomeración con la atrayente pintura de la merecida recompensa de un apacible ocaso de la vida. Y tan informente intercalados están los sucesos de Nínive y Rages, que todo se enlaza sin la menor violencia y munea queda entorpecida ia unidad del plan. Digno de admirar es el autor, cuya pluma no se mueve por alán artístico o interés literario, ni deja que aparezcan en primer término estas tendencias; y mune sin cuidarse de ello deja que el lector las abstraiça de los hechos mismos. También en los detalles al libro es hermoso y estéticamente acabado. Dibuja con finos rasgos, sin subrayar los hechos con rudan. Para pintar la alegría desbordante con que el viejo Tobías salió al encuentro de su hijo, a quen casi crefa muerto, sólo nos dice el escritor que el ciego anciano tropezó, a pesar de las piecaudamos propias de la edad y de la ceguera (11, 10)». J. Müller, Beiträge zur Erklärung und Kritik des la habes Tobias, en BZAW XIII (1908) 21.

\* El pombre significa: «el Señor es bueno».

El nombre significa: «el Señor es bueno».
Al norte del lago Genesaret y al oeste del Jordán superior.
CIr. núm. 617. En vez de «Salmanasar» que trac la Vulgata sería más exacto leer con el texto por la composição de Cir. núm. 617. En texto de Salmanasaro que trac la vulgata sería más exacto leer con el texto de la composição de Salmanasaro que trace de servição de servição de Salmanasaro que trace de servição de Salmanasaro que trace de servição 
Según la versión griega y el texto latino más antiguo (Itala), desempeño en la corte el cargo de Intendente. Así se explica aún mejor aquel permiso y los pingües ingresos o los regatos que recibia

<sup>8</sup> El pueblo medo (Madai, Gen. 10, 2) aparece en escena en el siglo ix. Formóse de razas arias (hadogermánicas), que habitaban al oriente de Asiria, al norte de Babilonia y Elam y al sur del mar Caspio. Desde 836 (Salmanasar II) fué vecino peligroso para Asiria. Vencida y sojuzgada Media por Trulatfalasar (747-727) y Sargón (722-701), parte de sus habitantes fué deportada, mientras los cautivos do Sannaria se instalaban en elas ciudades de los medos». Una de las principales ciudades de Midia (además de Eebátana) era la aquí nombrada Rages, antiqua e importante ciudad de la Ragiana, mos de Caspiana, ano Km., al oriente de Sínive. Ya en el Avesta se hace unención de ella como de ciudad antiquísima y se la nombra en la inscripción de la estela de Behistum (Darío Histaspes). No lejos de Teherán se ven ruinas de Rages, que llevan el nombre de Rai (KL X 11). Cir. Döller, Studien 291 ss.; Nagl, Nachdavid. Königszeit 275.

El talento babilónico equivale a 40.000 marcos.

I taiento babilonico equivale a 40.000 marcos.

I Había en Asiria dos poderosos partidos que luchaban con variable y alternativa fortuna por el predominio : el asirio, que se apoyaba en el ejército y quería extender el imperio de Nínive; el babilonico, que luchaba por la independencia perdida y por la restauración del dominio de Babilonia. Los 
istraelitas del destierro mostraron simpatías por este segundo, pues tenfan puesta su esperanza en 
labilonia. Sargón, que se había apoderado del trono merced al apoyo del partido babilónico, no se 
munto enemigo de los ismelitas desterrados. Pero con Senaquerib predominó de nuevo el partido asirio, 
la constante de los ismelitas desterrados. y los Israelitas, que habían simpatizado con los babilonios, fueron víctima de las iras del Rey. Estas bubleron de punto desde la derrota que a las puertas de Jerusalén sufrió Senaquerib el 701 a. C.

Tobías» en el cuento «del muerto agradecido» 1 o en aquel otro conocido con el nombre de «historia del sabio Achikar» , y la fuente de las ideas religionas (por ejemplo, la angelología) en el mazdeísmo. También algunos católicos mu dernos niegan la historicidad estricta de esta narración y la tienen por alegoría, o al menos por narración libre con fundamento histórico. Pero todavía no nom han demostrado que el autor no pretendiese escribir historia real, y que el contenido no se pueda conciliar con los hechos históricos conocidos y con la situación política de aquel tiempo. Por el contrario, conceden algunos investigadoros racionalistas modernos que la narración tiene base histórica. Ya los contempo ráneos de los reformadores (por ejemplo, el P. Serarius S. J. + 1609) observaron que no hay razón para apartarse del sentido obvio (sensus quasi obvius), we guido por la tradición judía y cristiana, y para suponer que se trata de una ficción compuesta con fines didácticos. Con el mismo derecho se podría declarat invención (veritatis tantum imitatio) toda historia verdadera (cfr. núm. 17) Antes se consigue edificar al lector con la verdad histórica, que con invenciones Las más de las dificultades geográficas e históricas desaparecen comparando unos con otros los diferentes textos, y corrigiendo las inexactitudes nacidas de las refundiciones y versiones (v. la explicación). No hay trasiego del mazdeísmo i las ideas re'igiosas del libro de Tobías están en perfecta consonancia con lun del Antiguo y Nuevo Testamento.

El texto original caldeo (arameo) o hebreo se ha perdido. Poseemos la versión latina de san Jerónimo v otra griega, anterior a la era cristiana; mas, de esta última, hay distintas ediciones que se diferencian entre sí y de la latina, por su redacción (lata o abreviada); aunque no en cosas esenciales. Tenemos, pues, el texto sólo en versiones y refundiciones, de las cuales la más conforme al original parece ser la que del texto arameo hizo san Jerónimo. — Los judíos excluyeron del canon este libro, por no estar escrito en hebreo; los protestantes les han imitado. Consideraban este escrito útil para la lectura, mas no sagrado. Empero los santos Padres más antiguos lo tuvieron por divino; la Iglesia lu recibió en su canon, y los Concilios de Hipona (393), Cartago (397), Concilios generales Tridentino y Vaticano lo nombran expresamente entre los libros los

pirados 4.

en Oriente y Occidente, es en sustancia como sigue: «Un joven, estando para salir de viaje, manda y da honrosa sepultura a un muerto a quien sus acreedores habían maltratado por no pagar las deutas. Habiendo el joven regresado más tarde en la miseria, recibe auxilio de una manera inesperada i solla

et joven regresado mas tarde en la miseria, recibe auxilio de una manera inesperada i solto tras cosas, se hace con una novia distinguida y logra escapar de una fundación Por fin se le desenejanzas, divergencias y contrastes con el relato bíblico cfr. Kath 1904, 367 ss.

\* En lo que toca al cuento de Achikar, he aquí el caso: la Vulgata nombra una vez (Tob. 11, de pasada a un cierto Achior (Achiachar, Achikar), primo de Tobías; en cambio el Codex Alexand momento de Tobías. como otros textos griegos y la Itala — da algunas noticias acerca de él. Era Achiachar hijo da Anlahermano de Tobias, y ocupaba un puesto importante en la corte del rey asirio Asarhaddon (1, 4) Recabó del rey permiso para que Tobías pudiese volver del destiero a Nínive (1, 22); y al que ciego su tío, le alimentó durante dos años, hasta que él mismo (Achiachar) marchó a Elimalda, en Golfo Pérsico (2, 10). Le encontramos más tarde en la boda del joven Tobías, acompañado de páriente llamado Nasbas (11, 17); y todavía se habla de él al fin del libro (14, 10). El viejo Tobia nos refiere en el lecho de muerte que un cierto Anam, a quien su sobrino Achiachar había edimpagó a su bienhechor con la más negra ingratitud, no ceiando hasta que logró arruinarle y hardesgraciado Pero en premio de su caridad Achiachar se libró de la muerte, mientras que Anam en el lago y moría. Sostienen algunos ser Achiachar un personaje de las leyendas orientales, el mienter, asunto de un cuento muy extendido por Oriente. Creen, por consiguiente, que las palad de Tobías deben tomarse como alusiones a este cuento. Pero desde que en los papiros de la rui judía de Elefantina (efr. núm. 726) se descubrió una versión más antigua y sencilla del relatu Achikar, la cual data, con seguridad, del siglo v a. Cr., algunos sabios se inclinan a admitir que Achiace personaje histórico, que ha venido a ser el héroe de una novela. Por lo menos nos muestra clarante. Achikar, la cual data, con seguridad, del siglo v a. Cr., algunos sabios se inclinan a admitir que Achies personaje histórico, que ha venido a ser el héroe de una novela. Por lo menos nos muestra clarante el hallazgo que el origen y fundamento de la novela es una tradición asiria, cuya existencia y cará son testimonio indirecto de que el libro de Tobías se apoya en la tradición (oral o escrita). Con han perdido también valor demostrativo las razones que se aducían en pro de la composición tatel libro de Tobías y en pro de su dependencia del cuento de Achikar. Para bibliografía cfr. Stunio Der Kritische Wer dei aramáischen Achikar-Texte aus Elephantine, en ATA Vº (Münster 1914) 1 Mer, Das Märchen vom weisen Achikar-Texte aus Elephantine, en ATA Vº (Münster 1914) 1 Mer, Das Märchen vom weisen Achikar-Texte aus Elephantine, en ATA Vº (Münster 1914) 1 Mer, Das Mürchen vom weisen Achikar-Texte aus Elephantine, en ATA Vº (Münster 1914) 1 Mer, Das Märchen vom weisen Achikar-Sage, en TOS 1904, 321 ss.; ThG 1912, 660.

<sup>a</sup> Por ejemplo, Vetter (l. c.). Las pruebas que aduce (construcción artificial, anacronismos) legan a osólidos argunentos» que requiere el decreto de la Comisión Bíblica (23 de Junio de Innecola Spiritus Paraclitus. Por tanto, mientras no se aduzen razones más convincentes.

Encíclica Spiritus Paraclitus. Por tanto, mientras no se aduzcan razones más convincentes, sostener que el escritor sagrado quiso escribir historia real y, por tanto, escribió verdadera historia.

Aun los exegetas racionalistas prodigan elogios a lo artístico de la descripción. «El desarrolla

asunto es extraordinariamente hábil y delicado; se lee el libro como si fuera un drama. Una esperangistral nos presenta los dos círculos de que proceden los personajes del libro, muy separados per espacio, pero unánimes en la fidelidad a la Ley. De los vaivenes de las vicisitudes humanas salidades personajes del las vicisitudes humanas salidades personajes de las vicisitudes personajes de las vicisitades personajes de las vicisitades personajes de las vicisitades personajes de la vicisitade personajes de la

019. Tobias 1, natural de la tribu de Neftalí 2, fué llevado cautivo un tiempo de Sargón (722 a. Cr.) 3, con los pocos habitantes que Teglat-talissar había dejado en su tribu. Ya desde su tierna edad, en el reino de lurael, evitaba el trato de los impíos, cumplía con fidelidad los preceptos de Dios y subía a Jerusalén a adorar y ofrecer sacrificios al Señor en las quocus señaladas. Ya de edad madura, casóse, como prescribía la Ley, nun una mujer de su tribu, llamada Ana; tuvo un hijo a quien puso su propio nombre, enseñándole desde la niñez a temer al Señor y huir del pecado.

También en la cautividad asiria, entre los desórdenes de la capital Nhive, se mantuvo fiel a la Ley de Dios y no manchó su conciencia comiendo manjares prohibidos. Premióle Dios haciendo que hallase gracia un los ojos del rey; y así fué, que éste le permitía andar por donde quislera y hacer cuanto se le antojara 4. Aprovechose de esta licencia para vinitar a los cautivos, exhortarlos y consolarles. Partía con ellos sus bienes, daba de comer al hambriento y vestía al desnudo. Llegóse en cierta ocasión a Rages, ciudad de los medos 5, donde se encontró a un hombre de au tribu, llamado Gabelo; y como le viese muy necesitado, prestóle con un simple recibo diez talentos de plata , del dinero que el rey le había regulado.

620. Al cabo de mucho tiempo, muerto el rey Salmanasar, le sucedió su hijo Senaquerib, el cual comenzó a perseguir a los israelitas i cautivos; hizo matar a muchos de ellos prohibiendo darles sepultura, de suerte que los cadáveres se corrompían en la calle. También Tobías era aborrecido del Rey; pero temía más a Dios que a los hombres, por lo que, perondiendo los cadáveres en su casa, los enterraba de noche. Como llegase esto a oídos del rey, mandó quitar la vida a Tobías y confiscarle todos sus bienes. Huyó Tobias con su mujer e hijo, y se mantuvo oculto.

of carritor los hilos que entretejidos forman el nudo del relato, en cuya solución intervienen fuerzas divinus e infernales. Y cuando las desgracias se han trocado en venturas, termina armónicamente la mutación con la atrayente pintura de la merecida recompensa de un apacible ocaso de la vida. Y tan belirmente intercalados están los sucesos de Nínive y Rages, que todo se enlaza sin la menor violencia y munca queda entorpecida la unidad del plan. Digno de admirar es el autor, cuya pluma no se mueve mafán artístico o interés literario, ni deja que aparezcan en primer término estas tendencias; y como sin cuidarse de ello deja que el lector las abstraisa de los hechos mismos. También en los detalles libro es hermoso y estéticamente acabado. Dibuja con finos rasgos, sin subrayar los hechos con runt nu. Para pintar la alegría desbordante con que el viejo Tobias salió al encuentro de su hijo, a quien casi crefa muerto, sólo nos dice el escritor que el ciego anciano tropezó, a pesar de las piecauthin the significa: sel Señor es buenos.

Al norte del lago Genesaret y al oeste del Jordán superior.

Cír. núm. 617. En vez de «Salmanasar» que trac la Vulgata sería más exacto leer con el texto de de la composição de la consensar». Este es el mismo Sargón (egrande es el rey»); así se llamó el sucesor de Salmanar. El rey Senaquerib que luego se nombra, es hijo y sucesor de Sargón. Cír. ZKTh 1878, 220.

Según la versión griega y el texto latino más antiguo (Itala), desempeñó en la corte el cargo de

intendente. Así se explica aún mejor aquel permiso y los pingües ingresos o los regalos que recibía

<sup>\*</sup> El pueblo medo (Madai, Gen. 10, 2) aparece en escena en el siglo ix. Formóse de razas arias El puedo medo (Madal, Gen. 10, 2) aparece en escana en el sigio (x. Portindes de l'azas artis (Indogermánicas), que habitaban al oriente de Asiria, al norte de Babilonia y Elam y al sur del mar Caspio. Desde 836 (Salmanasar II) fué vecino peligroso para Asiria. Vencida y sojuzgada Media por Teglutfalasar (747-727) y Sargón (722-701), parte de sus habitantes fué deportada, mientras los cautivos de Samaria se instalaban en alas ciudades de los medos». Una de las principales ciudades de Media (además de Echátana) era la aquí nombrada Rages, antigua e importante ciudad de la Ragiana, unos 300 Km. al oriente de Echátana, más de 1.000 Km. al oriente de Nínive. Ya en el Avesta se hace monejon Kill, al oriente de Econtania, mas de Lodo Kill, al oriente de Killiet. Ya en el Avesta se nate monejon de ciudad antiquísima y se la nombra en la inscripción de la estela de Behistum (Darío Histaspes). No lejos de Tcherán se ven ruinas de Rages, que llevan el nombre de Rai (KL X L) Cr. Döller, Studien 291 ss.; Nagl, Nachdavid. Königszeit 275.

TI talento babilónico equivale a 40.000 marcos.

1 Italento babilónico equivale a 40.000 marcos.

1 Italento habilónico equivale a 40.000 marcos.

1 Italento habilónico equivale a 40.000 marcos.

1 Italento habilónico equivale a 40.000 marcos.

1 Italento habilónico, que se apoyaba en el ejército y quería extender el imperio de Nínive; el babilónico que luchaba por la independencia perdida y por la restauración del dominio de Babilónia. Los lamelitas del destierro mostraron simpatías por este segundo, pues tenían puesta su esperanza en Italellania. Sargón, que se había apoderado del trono merced al apoyo del partido babilónico, no se musitó enemigo de los israelitas desterrados. Pero con Senaquerib predominó de nuevo el partido asirio, las invasitados que los habílonicos, con los habílonicos, fueron víctima de las irras del Rey Estas. s los israelitas, que habían simpatizado con los babilonios, fueron víctima de las iras del Rey. Estas subbron de punto desde la derrota que a las puertas de Jerusalén sufrió Senaquerib el 701 a. C.

Pasados cuarenta y cinco años, asesinaron al rey sus dos hijos mayoros en uno de los templos dedicados a los idolos 1; sucedióle en el reino tercer hijo, Asarhaddón, 681 a. Cr.; con lo que Tobias regresó a nu mana

de Nínive y recobró todos sus bienes 2.

Mas no cesó del todo la persecución. Toblas seguía ayudando con sua recursos a sus compatriotas y enterrando a los muertos como antaño. Ila cierta ocasión, un día festivo del Señor, preparó Tobías un banquete, mandó a su h jo a convidar a algunos de su misma tribu, temeronos de Dios. A la vuelta, le contó el hijo cómo un israelita, que había sido degre llado, yacía tendido en la calle. Levantándose al instante de la mena dejando la comida, corrió sin probar bocado donde estaba el cadaver in cargando con él, lo llevó secretamente a su casa para darle sepultura a escondidas, después de puesto el sol. Mas todos sus parientes le reprofie dian, diciendo: «Ya por esta causa te mandaron quitar la vida, y apuna escapaste de la sentencia de muerte; ¿y de nuevo vuelves a enterrar lus muertos?» Pero Tobías no abandonó las obras de misericordia 1.

621. Cierto día volvió a su casa fatigado de enterrar. Y echándon junto a una pared, se quedó dormido. Y como de un nido de golondrina. le cavese estiércol caliente sobre los ojos, quedó ciego 4. El Señor permit tió que le viniese esta prueba, para que quedase a los venideros ejemple de paciencia, así como el del santo Job . Porque, habiendo siempre 101 mido a Dios desde su infancia y guardado sus mandamientos, no se enom contra D os por haberle venido el trabajo de la ceguedad, sino que por maneció inmoble en el temor de Dios, dando gracias al Señor todos los días de su vida. Los parientes y deudos le zaherían diciendo: «¿ Dómbe está tu esperanza por la cual hacías limosnas y sepulturas?» Mas Toblas les reprendía diciendo: «No queráis hablar así; porque hijos de santos. somos, y esperamos aquella vida que ha de dar a los que nunca abandos nan la fidelidad al Señor».

Ana, su mujer, iba todos los días a tejer telas, y traía lo que podía ganar para vivir con el trabajo de sus manos. Volvió un día a casa con un cabritillo, salario de su trabajo. Pero Tobías tenía sus dudas acerca de la procedencia del animalito, por lo que manifestó a su mujer su 🕬 crúpulo: «Mira que no sea acaso hurtado; restituidle a sus duenon] porque no nos es licito comer ni tocar cosa robada». A lo que su mujul, buena pero irreflexiva, contestó irritada: «Bien claro está que ha salido vana tu esperanza, y ahora se ve el fruto de tus limosnas». Y le zaheria con éstas y otras tales palabras 1.

622. Entonces Tobías gimió y empezó a orar con lágrimas, diciendo l

condición de los israelitas.

los médicos.

Para esto y lo que sigue cfr. Zschokke, Die biblische Frauen 310 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Según Is. 37, 38, llamábanse Adramelec y Sarasar. Después de perpetrar el crimen huyeron al país de Ararat (Armenia). Segun las inscripciones cuncitormes asirias y almenias, este país habra sidu invadido desde antiguo por los asirios, y lo fué ahora por Senaquerib; pero se defendió valientemente contra la dominación extranjera. Cfr. Döller, Studien 317 ss. En la Conica Babilónica y on otras noticias se hace mención de un solo asesino (Ard-makil); pero atestiguan el nombre Sar-usur, que blan pue de ser abreviatura de Nergal arusur u otro análogo. Opinan algunos comentaristas modernos que los dos nombres designan a una sola persona y que el texto bíblico debe leerse: beno, su hijo, en vez de banau, sus hijos; en hebreo, sin vocales, la diferencia es insignificante. Más detalles en Wimkler, KAT<sup>2</sup> 84.

<sup>2</sup> Con Asarhaddón volvió a predominar el partido babilónico, con lo que mejoró algún tanto la condisión de los israulitas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aun entre los paganos se tenía por muy deshonroso quedar insepulto; por lo que era gran oliva Aun entre los paganos se tema por moy desnouroso quedar insepuito; por lo que era gran dos de misericordia dar sepultura a los muertos; mucho más en el pueblo istraclita, que veía en el hombe la imagen de Dios (cfr. 111 Reg. 14, 11; Ierem. 16, 4; Tob. 12, 12; Eccli. 38, 16). Pero en Tobian era machísimo más meritoria esta obra de caridad, pues la ejercía no sólo con sus parientes y amilgos into también con sus compatriotas, no sin grave tiesço y grandes dispendios.

4 No es preciso admitir que le acaeciese la ceguera repentinamente; según otros lugares del libro, fué poco a puco qui dando ciego por efecto de lesión que padecía y de las repetidas intervencione de las médicos.

Tob. 2, 12. Cfr. núm. 754.
 Es decir, de los patria cas y del pueblo de Dios (cfr. Exod. 19, 6; Deut. 7, 6).

clusto eres, Señor, y todos tus juicios justos son, y todos tus caminos, misertoulla y verdad y justicia. Acuérdate ahora de mí, Señor, y no tomes venganza in mis pecados, ni te acuerdes de mis delitos, ni de los de mis padres. Porque no obodecimos a tus mandamientos, por eso hemos sido entregados a saco y a muerte y para ser la fábula y el oprobio de todas las naciones, mitte las cuales nos has dispersado 1. Y ahora, Señor, haz conmigo según tu voluntad, y manda que sea recibido en paz mi espíritu; porque mejor me es

much que viviro 2. Un aquel mismo día sucedió que Sara, hija de Ragüel, cuñado de Tobías, la uml vivía en Echátana , ciudad de los medos, reprendió a una de las criadas do su padre, a lo que ésta respondió con ultrajes. Porque Raguel era hombre thu, y su hija Sara tuvo siete pretendientes; mas todos los siete se guiaban ini la sensualidad, por lo que todos, uno tras otro, luego de su boda, habían Ido muertos por un espiritu malo 4. Esto echó en cara la criada a Sara, diciendo pay l'or ventura quieres también matarme a mí, como has hecho ya con oloto muridos?» Oyendo esto Sara, se marchó a la habitación más alta de su man, y en tres días y tres noches no comió ni bebió; mas, perseverando en oraclon, rogaba con lágrimas a Dios la librase de tal oprobio. Y acaeció que el torcer dia, cuando acababa su oración bendiciendo al Señor, dijo: «Bendito es tu nombre. Dios de nuestros padres; que después que te hayas enojado, harás inhericordia y en el tiempo de la tribulación perdonas los pecados a los que te Tú sabes, Señor, que nunca he codiciado varón, y que he conservado uil alma limpia de toda concupiscencia. Jamás tuí en compañía de gente retoanna, ni he tenido trato con los que se portan livianamente. Y, o yo fuí indigna di ellos, o acaso, ellos no fueron dignos de mí; porque tal vez me reservas para idio esposo. Porque tu consejo no está en la potestad del hombre. Mas esto theme por cierto todo aquel que te reverencia: que si su vida se viere en prueba, será coronado; y si estuviere en tribulación, será librado; y si estuviere en corrección, podrá llegar a tu misericordia. Porque no te deleitas en nuestra después de la tempestad, haces bonanza, y después de las Ingrimas y el llanto, infundes la alegría. Dios de Israel, bendito sea tu nombre pur los siglos».

A un mismo tiempo fueron oídas por Dios ambas plegarias, la de Tobías y la de Sara; y así, fué despachado un ángel del Señor, el santo Rafael , en invilio de ambos.—Hermoso ejemplo es este de las palabras del Apóstol: «¿Por ventura no son todos ellos espíritus que hacen el oficio de servidores, enviados de Dios para ejercer su ministerio en favor de aquellos, que han de heredar

la salud?» 6

Pensando, pues, Tobías que Dios le pudiera llevar pronto de pute mundo, llamó a su hijo y le habló de esta manera:

"Oye, hijo mío, las palabras de mi boca, y asiéntalas en tu corazón como alimiento. Luego que Dios recibiere mi alma, entierra mi cuerpo. Y honrarás a In madre todos los días de su vida; porque debes acordarte de cuántos y cuán urnudes peligros pasó por ti, llevándote en su seno. Y cuando ella hubiere cum-plido el tiempo de su vida, la enterrarás cerca de mí. Tendros a Dios en tu de quebrantar los mandamientos del Señor Dios nuestro. De tus haberes haz limona, y no apartes tu rostro de ningún pobre; porque así será, que tampoco 🐠 apartará de ti el rostro del Señor. Según pudieres, así usa de misericordia. Si tuvieres mucho, da con abundancia; si tuvieres poco, aun lo poco procura

<sup>1</sup> Otro rasgo hermoso de Tobías es la profunda humildad en compartir las culpas de su pueblo y

Toblas desca librarse de esta vida de miserias y ser admitido en otra más tranquila y sosegada;
Toblas desca librarse de esta vida de miserias y ser admitido en otra más tranquila y sosegada;
Supero se somete en todo a la voluntad divina. No de otra suerte fué la oración de Elfas (núm. 580).
En vez de Rages, de la Vulgata, leemos uEchátanas, siguiendo los textos griego y arameo. Dis-

En vez de Rages, de la Vulgata, leemos «Echátana», siguiendo los textos griego y arameo. Distaha data 700 Km. de Nínive; es la actual Hamadán.

La Sagrada Escritura le llama Asmodeo, es decir, corruptor, Angel Exterminador (cfr. Exod. 12. 18. 18. 25; I Cor. 10, 10; Apoc. 9, 11). Sabiendo por otros ejemplos de la Sagrada Escritura (th. lintoria de Job, núm. 754 s.) que Dios permite a veces a los espíritus malos dañar a los hombres, en en castigo, sea para probarlos en su cuerpo y hasta en su misma vida, constándonos además la sulpublidad de aquellos siete varones que tomaron por mujer a Sara, no debe sorprendernos la muerte da ellos por obra del espíritu malo. Cfr. Hagen, Der Teufel nach den Glaubensquellen 11 ss.; LB 1 1496.

En decir, emedicina de Dios».

darlo de buena gana. Porque te atesoras un grande premio para el día de la necesidad; por cuanto la limosna libra de todo pecado y de la muerte, y nu permitirá que el alma vaya a las tinieblas . La limosna servirá de gran con-

fianza delante del sumo Dios a todos los que la hicieren».

«Guárdate, hijo mío, de toda impureza y no permitas jamás que reine in soberbia en tus sentimientos o en tus palabras; porque en ella tomó principlo toda la perdición. A todo aquel, que hubiere trabajado alguna cosa para ti, dale luego su salario, y la soldada de tu jornalero de ningún modo quede en 111 poder. Guárdate de hacer jamás a otro lo que no quieres que otro te haga n 11 Come tu pan con los hambrientos y menesterosos, y con tus vestidos cubro a los desnudos. Busca siempre consejo del hombre sabio. Alaba al Señor en tudo tiempo y pídele que enderece tus caminos, y que permanezcan en él todos tus designios.—No temas, hijo mío; es verdad que pasamos una vida pobre, inus tendremos muchos bienes, si temiéremos a Dios y nos apartáremos de todo pecado e hiciéramos el bien».

Y el hijo respondió: «Haré, oh padre, todo lo que me has mandado».

624. Después de esto, mandó Tobías a su hijo a Rages, para que cobrase el dinero prestado a Gabelo. El camino era largo y desconocido para el joven Tobías; por lo que éste fué en busca de alguien que lo con nociese y se prestase a acompañarle. Y como saliese de casa con esta lutención, encontró a un gallardo mancebo 2, con el vestido ceñido y como a punto de ir de viaje. Era el ángel Rafael. Y sin saber que fuese un ángol de Dios, le saludó y dijo: «¿Sabes el camino que lleva a Rages?» «Sí, lu sé, respondió el mancebo, y muchas veces he andado todos aquellos caminos, y heme hospedado en casa de Gabelo , nuestro hermano, que vivo alli». Refirió el joven Tobias tan feliz encuentro a su padre, el cual se no miró muchísimo y envió a rogar al mancebo que entrase en su c cuando hubo entrado, saludó a Tobías, y d.jo: «Gozo sea contigo pur siempre». Y dijo Tobías: «¿Qué gozo puedo tener yo, que estoy en the nieblas y no veo la luz del cielo?» A lo que respondió el joven: «Ten buen ánimo, que se acerca el día en que serás curado por Dios». Con lo que Tobías le dijo: «¿ Podrás por ventura llevar a mi hijo a casa de Gabelo » Rages, ciudad de los medos? Cuando volvieres te pagaré tu salarion. Y le dijo el Angel: «Yo le llevaré, y te lo volveré a traer acá». Y Tobian le d.jo: «Dime, te ruego, ¿de qué familia o de qué tribu eres tú?» Y nl angel Rafael le dijo: «¿Buscas tú el linaje del jornalero, o al mismo jornalero que vaya con tu hijo? Mas, por no ponerte en cuidado, yo noy Azarías, hijo del grande Ananías 4». Y Tobias respondió: «De granda linaje eres tú 5. Mas, ruégote que no tomes enojo de que haya querido saber tu linaje». Y el Angel le dijo: «Yo llevaré sano a tu hijo, y sano te lo volveré a traer». Y respondiendo Tobías dijo: «Id con bien, y el Señor sea en vuestre camino, y su Angel vaya en vuestra compañía».

<sup>1</sup> Tiene la virtud de borrar los pecados veniales y obtener de Dios la gracia de arrepentirse de let

En calidad de ángel custodio de los israelitas que allí estaban cautivos.

90, 11 8.).

mortales (cfr. Dan. 4, 24; núm. 699; Matth. 5, 7).

Resplandeciente de sobrenatural hermosura, aunque Tobías no lo advirtirse de pronto. També en los discursos y acciones que siguen brilla la celestial naturaleza del guía, por ejemplo: Cuando discursos y que conoce todos los caminos de Rages, etc., cuando anuncia la próxima curación del anciano Tobias cuando da instrucciones al joven acerca del pez, en el asunto de la boda y de la manera de abuyente. al demonio.

<sup>4</sup> Desígnase a sí mismo por el nombre de aquel cuya figura tomó; a la manera como solenadecir de una pintura: «éste es tal o cuál». No es eso una mentira, como no lo es el haberse lilea aparecido a Abraham en figura humana y mostrado el Salvador en figura de jardinero después de la Resurrección.

Tobías conocía a Ananías por hombre de ilustre prosapia, como explícitamente haco resultar la resión griega; pero no sospechaba en qué sentido elevado era ede grande linajo el guía de su lui y se daba el nombre de Azarías (en hebreo azar-yah, es decir, el Señor es ayudador, auxillo de biolo del gran Ananías (en hebreo canan-yah o hanan-yah, es decir, el Señor es misericordioso o rector), del Dios que protege y se compadece. Llámanse chijos de Diosa los ángeles (cfr. núm. 1) como también los hombres temerosos de Dios (cfr. núm. 86).

Aquí y en lo que sigue declara Tobías expresamente su fe en los ángeles custodios (cfr. Pero de la como también los declara Tobías expresamente su fe en los ángeles custodios (cfr. Pero de la como también los declara Tobías expresamente su fe en los ángeles custodios (cfr. Pero de la como también los ferentes de la como también los ferentes de la como también los ferentes de la como también los hombres temerosos de Dios (cfr. núm. 86).

625. Apenas partieron, comenzó la madre a llorar y lamentarse didendo: «Nos has quitado el báculo de nuestra vejez. Ojalá que nunca lubiese habido tal dinero, que ha sido la causa de que alejases a nuestro hijo. Porque, aun siendo pobres, tenemos una gran riqueza en nuestro hijon. Mas Tobías la consolaba diciendo: «No llores. Nuestro hijo volveril salvo, y tus ojos le verán. Porque yo creo que el buen Angel de Dios le acompaña y cura de él». Con estas razones se aquietó la madre.

A la tarde del primer día llegaron los dos viajeros al río Tigris 1. X como luese Tobías a lavarse los pies , he aquí que sanó del agua un gran pez, que pintecta quererle devorar 3. A cuya vista despavorido Tobias grito en alta voz, diciendo: «Senor, que se tira a mí». Y le dijo el Angel: «Cógelo por una agalla y timo hacia ti». Hecho lo cual, lo sacó arrastrando a la orilla; y el pez comenzo a palpitar a sus pies. Entonces se dijo el Angel: «Destrípalo y guardate in corazon, la hiel y el hígado; pues estas cosas son necesarias para útiles modeinas». Lo que habiendo ejecutado, asó parte de la carne, de que llevaron comago para el camino; y salaron el resto para que les sirviese hasta llegar a

Rages, ciudad de los medos.

Unando llegaron a Echátana 4, donde vivía Raguel, dijo Tobías: az Dónde quieres que nos alojemos?» Y respondiendo el Angel, dijo: «Aquí hay un homhire llamado Raguel, pariente tuyo, de tu tribu, y éste tiene sólo una hija Iliumida Sara, Pídesela a su padre y él te la dará por mujer», Entonces Tobias frespondió: «He oído que la han dado a siete maridos, los cuales fueron muertos por su espíritu malo (v. núm. 622). Temo, pues, no me suceda a mí lo mismo; y que siendo hijo único de mis padres, lleve su vejez con dolor al sepulcro». Intonces el ángel Ratael le dijo: «Oyeme y te mostraré cuáles son aquellos mbre quienes tiene potestad el demonio: los que abrazan el matrimonio de numera que echan a Dios de sí y de su mente, y se entregan a su pasión. Mas tii, cuando la hubieres tomado por mujer, no llegues a ella en tres días, y en ninguna otra cosa te ocuparás sino en hacer oración con ella. Y aquella misma multe, quemando el corazón y el hígado del pez, será ahuyentado el demonio .

626. Alojáronse, pues, en casa de Ragüel; el cual, al darse Tobías a romocer, le echó los brazos, besóle con lagrimas, y sollozando sobre su tuello, dijo: «Bendito seas tú, hijo mío, porque eres hijo de un hombre muy bueno». Ana, su mujer, y Sara, hija de ambos, lloraban. Ragüel mundó matar un carnero y que se preparase un convite. Y como les instance a que se sentasen a la mesa, dijo Tobías: «Yo no comeré hoy aquí ul heberé, sin que primero confirmes mi petición y prometas darme por mujer a tu hija Sara». Recordando Ragüel lo acaecido a los siete maridos que esta tuviera, se conturbó. Mas el Angel le dijo: «No temas dársela; purque a éste que teme a Dios es a quien debe darse tu hija por mujer». Accedió Raguel; y tomando la derecha de su hija, la juntó con la de toblas, diciendo: «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea con vonotros, y él os junte y cumpla en vosotros su bendición» 6. Luego se senturon a la mesa. Tobías permaneció tres días en oración con Sara; la

\* De aquí y de 8, 10 19; 9, 11, ha tomado la glesia las bendiciones (cfr. Gen. 24, 60; Ruth 4, 11) la Miria pro Sponso et Sponso.

<sup>\*</sup> Reflerone a un afluente del Tigris, al Zaha, que acaso se llamó también Tigris (cfr. Herodoto, 5, d'il atravesábalo el camino de Nínive a Echátana.

Para limpiarse del polvo y refrescarse; probablemente significa: tomar un baño.

En el Tigris abundan los grandes peces. El haber Tobías temido que el pez le devorase, procedia

En el ligris abundan los grandes peces. El haber Tobías temido que el pez le devorase, procedin del mummitáneo susto que le causó la repentina aparición del pez. Según una variante de las versiones la platina, parece ser que el pez atacó el pie de Tobías. Según esto, pudiera ser un esturión la 40 Kg. de peso, que bien podía dar un susto a Tobías; o el lucio, que alcanza hasta i ½ m. de un variante miembros humanos; a un pez de esta especie cuadra bien lo que luego dice el relato: un Tobías lo cegió por las agallas y guardó su carne para el viaje. Cfr. Gutberlet, Das Buch Tobías lo cegió por las agallas y guardó su carne para el viaje. Cfr. Gutberlet, Das Buch Tobías lo cegió por las agallas y guardó su carne para el viaje.

the páginh 517, nota 3.
Il cornzón y el hágado no tenían la virtud natural de ahuyentar a los malos espíritus; pero poetino haberta recibido de Dios en un caso particular. El relato indica (8, 3) que el Angel abuyentó al demonto, mientras Tobías ponía aquellas vísceras sobre los carbones encendidos. El Angel dispuso d'emplro de un medio externo para seguir guardando el incógnito y porque Tobías supiese el momento prorbin en que fué expulsado el espíritu malo.

primera noche puso sobre unos carbones encendidos el corazón y el hlundo del pez; y el ángel Rafael confinó al demonio en el desierto del Allu Egipto 1.

A petición de Tobías, fué el Angel a encontrar a Gabelo; recobró el dinero y le invitó a la boda 2; y como aceptase, regresó acompañado de Gabelo. Cuambi entró éste en casa de Ragüel, se hallaba Tobías sentado a la mesa; man, il verle, se levantó al punto y fué a besarle. Y Gabelo, derramando lágrimas, illabó a Dios diciendo: «Bendígate el Dios de Israel, porque eres hijo de un hombie muy bueno, justo, temeroso de Dios y limosnero; y bendita sea tu mujer, y benditos sean vuestros padres; y veáis vuestros hijos, y los hijos de vuestron hijos, hasta la tercera y cuarta generación; y sea vuestra descendencia bendlín del Dios de Israel, que reina por los siglos de los siglos». Y habiendo respondido todos, Amén, se llegaron a la mesa; y celebraron el convite de las bodas con temor del Señor.

Mas, como se detuviese Tobías por causa de la boda, estaban sus padre con cuidado. Su madre lloraba sin cesar y decía: qAy, ay de mí, hijo míol ¿Para qué te hemos enviado a lejanas tierras, lumbrera de nuestros ojos, báculo de nuestra vejez, consuelo de nuestra vida, esperanza de nuestra posteridad? Teniendo en ti solo juntas todas las cosas, no debíamos haberte dejado ir de nosotros». En vano procuraba aquietarla Tobías; ella no admitía consuelo. Todos los días salía afuera, miraba a todas partes y daba vuelta a todos los caminos por donde esperaba que podría volver, para verlo venir, si fuese posible, desde lejos.

627. Mas Ragüel decla a su yerno después de la boda : «Estate aqui, y yo enviaré un mensajero a tu padre Tobías con nuevas de tu salud». Al cual respondió Tobías: «Yo sé que mi padre y mi madre están ahora contando los días, y que su espíritu está en continua tortura». Y no que riendo condescender Tobías a las repetidas instancias de su suegro Rugüel, entrególe éste a su hija Sara y la mitad de su hacienda, diciéndole I «El santo Angel del Señor os guie en vuestro viaje y os conduzca sanon v salvos a vuestra casa».

Despidiéronse de la hija los padres, la besaron y la dejaron ir, recomendandole que fuese respetuosa con los suegros, complaciente con el marido, culdudosa de la familia y de la casa y en todo intachable. Y habiendo partido Tobías y los suyos, el undécimo día llegaron a Carán 4, que está a medio cambio de Nínive. Y dijo el Angel: «Hermano Tobías, sabes en qué estado dejaste n tu padre. Por tanto, si te place, adelantémonos; y poco a poco vayan siguiendo nuestro camino los criados, juntamente con tu mujer y con las bestias». Como agradase esto a Tobías, díjole Rafael: «Cuando llegues a casa, unge los ojon a tu padre con la hiel del pez que traes contigo, porque luego se le abrirán y verá tu padre la luz del cielo y se llenará de júbilo al verte».

Mientras esto acontecía muy lejos de Nínive, iba Ana todos los días a sentarse cerca del camino en la cima de una colina, desde donde podía mirar a gran distancia. Por fin, cierto día alcanzó a ver a su hijo, lo reconoció inmediatamente y corrió a dar la nueva a su marido, diciendo: «Mira que viene tu hijo». No bien había dicho esto, cuando el perro, que había acompañado en el viaje al joven Tobías, se presentó meneando la cola. Y levantándose el padre ciego, corrió de la mano de un muchacho al encuentro de su hijo. Y abrazándole, le besó, haciendo lo mismo su mujer y llorando ambos de gozo. Y después de

<sup>1</sup> Este desierto dista de Echátana unos 300 Km. en línea recta; es muy yermo y alejado do public dos. El desierto es, en general, imagen del pecado y del infierno (cfr. núm. 331). Allí fué atado y desterrado el espíritu maligno; con lo cual se quiere dar a entender que se le prohibió andar por displagares y le fué quitado el permiso de dañar a los hombres.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Las bodas duraban ordinariamente siete días (cfr. núm. 444); mas como aquí la fiesta em pul doble motivo (expulsión del demonio y boda) duró catorce (Tob. 8, 23); pero se celebró en familia y con toda moderación y sencillez. Los 300 Km. de Echátana a Rages, y los de regreso, podían recortera en camello en 4 6 5 días.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Breve pero cabal espejo de esposas (cfr. Tit. 2, 4 s.), que desarrolla ampliamente el Catrolomo Romano (Pars II, c. 8, q. 27).

<sup>a</sup> No Harán o Carán del Eufrates (cfr. núm. 130), sino una ciudad de Asiria, cercana a los con fines de Media. El nombre aparece en distintas formas en las versiones, por lo que no es fácil determinante, administratores en mas versiones, por lo que no es fácil determinante. minarlo con certeza. Evidentemente algún traductor o amanuense ha puesto un nombre conocido puid Erro desconocido. La cosa carece de importancia.

linher adorado a Dios y dado gracias, se sentaron. Entonces Tobías, tomando de la hiel del pez, ungió los ojos a su padre. Tras una media hora, comenzó a aulir de sus ojos como una telilla de huevo. Asiéndola Tobías, se la sacó de los oper, y al punto recobró el padre la vista 1. Todos bendijeron a Dios, y Tobías Bendígote, Señor Dios de Israel, porque tú me castigaste, y tú me has solvido; y he aquí que yo veo a Tobías, mi hijo». A los siete días 2 llegó Sara. y todos se llenaron de gozo.

028. El joven Tobías refirió a sus padres todos los beneficios que hubla recibido de su compañero de viaje, y terminó diciendo: «Imposible rocompensar debidamente todos sus beneficios; pero te ruego, padre mio. le preguntes si por ventura se dignará tomar para sí la mitad de todo lo que hemos traído». Llamáronle aparte y comenzaron a suplicarle. Mas él illo: «Bendecid al Dios del cielo, y alabadle delante de todos los vivientes, porque ha hecho con vosotros su misericordia. Porque cosa buena es tenur oculto el secreto del rey<sup>3</sup>; pero descubrir y alabar las cosas de Dlos es cosa honorífica. Mejor es la oración con el ayuno y la limosna, que acumular tesoros 4. Porque la limosna libra de la muerte y purga los piecados, hace hallar misericordia y vida eterna. Mas los que cometen piecado e iniquidad, enemigos son de su alma. Cuando orabas con lágrimin y enterrabas los muertos y dejabas tu comida y escondías de día a los muertos en tu casa y de noche los enterrabas, yo presenté tu oración al Nenor . Y porque eras acepto a Dios, fué necesario que la tentación te probase. Y ahora me envió el Señor para curarte y para librar del demonlo n Sara, mujer de tu hijo. Porque yo soy el ángel Rafael, uno de los Mete que asistimos delante del Señor» 6.

629. Y cuando oyeron estas palabras, se turbaron, y sobrecogidos de espanto cayeron en tierra sobre su rostro. Y díjoles el Angel: «Paz sea run vosotros; no temáis. Por voluntad de D'os estaba yo con vosotros. Hendecid al Señor y cantad sus alabanzas. Parecía verdad que comía y hebba con vosotros; mas yo uso de un manjar invisible y de una bebida que no puede ser vista de hombres 7. Es, pues, tiempo de que yo vuelva a aquél que me envió». Y dicho esto, desapareció de su vista y no pudierun verle ya más. Entonces, postrados sobre su rostro por tres horas,

times de la Media, porque acaso los caminos no eran suficientemente buenos y seguros para curar a robras.

para que pudiesen prescindir de su presencia. Para no desbaratar sus planes propalándolos antes de tiempo. No sucede esto en las cosas de the pantes al contrario, como todos sus caminos sean misericordia y justicia, poder y amor, scholares puede acarrear el descubrirlos.

Lun fingeles presentan las oraciones a Dios (Africe 8, 3 4); no porque de otra suerte hubiesen de tias Acerta de la manera de representar a los ángeles en los primeros siglos cfr. Kraus, Realenzyki.

obla a los hombres.

La hiel del pez se empleó antiguamente como medicamento en las enfermedades de los ojos. El Angel se sirvió, por consiguiente, de un medio natural; pero la curación lué un milagro. Porque Melast encargó a Tobías que antes de ungir con la hiel los ojos de su padre hiciese oración; y al darse

tompréndense en la palabra limosna las obras de misericordia, que tanto había ejercitado Tobías. Un la mentional est a palabra imosta las sonas de insertiona, que tanto había ejectuado do la las palabra informados de insertionado, que en tanta medida había practicado el virtuoso joven ateniéndose a las prescripciones de la Ley. En la palabra oración se limbran todas las obras de piedad; de suerte que el Angel cifra y compendia todas las buenas obras an estas breves palabras: coración acompañada del ayuno y de la limosnas.

Lua ángeles presentan las oraciones a Dios (Apoc. 8, 3 4); no porque de otra suerte hubiesen de

la decir, que le servimes, que estamos apercibidos para ejecutar sus órd nes. Son siete, en con decir, que le servimes, que estamos apercibidos para ejecutar sus órd nes. Son siete, en con decir, que le servimes, que estamos apercibidos para ejecutar sus órd nes. Son siete, en con contrata de la Pavalación (núm. 51). De ellos se habla también en Zach. 4, 10; l' decir, que le servimes, que estamos apercibidos para ejecutar sus ord-nes. Son siete, en con bombind con el números agrado de la Revelación (núm. 51). De ellos se habla también en Zach. 4, 10; 11, 14; 5, 0; 8, 2. Gabriel es uno de ellos (Dan. 9, 21 ss.; Luc. 1, 19); otro es Miguel (cfr. Dan. 18, 11). A cada uno de estos tres dedica la Iglesia una fiesta especial y les da el nombre de arcángeles. Anomus la Sagrada Escritura sólo a Miguel aplica tal calificativo (Iudith 9; cfr. Apoc. 12, 7). El 24 de la resta dedicación al arcángel san Rafael y desde los santos Padres se le considera en la Iglesia sonn patrono y abogado de los enfermos, caminantes y oprimidos del demonio.

1 (fr. núm. 152. El manjar de los ángeles es la beatífica visión de Dios (cfr. Ps. 16, 15). — La nabián de sann Rafael era una débil figura de la del Hijo de Dios, que tomó realmento nuestra naturatora para ser el Redentor y Salvador del linaje humano; vemos también en san Rafael un argumento la diutrima de los Angeles Custodios, mensajeros divinos que de manera invisible acompañan toda la ribis a los humbres.

bendijeron a Dios; y levantándose, contaron todas sus maravillas. Y ol anciano Tobías derramó su agradecido corazón en un himno inspirado, diciendo:

«Grande eres, Señor, por siempre, y tu reino por todos los siglos; porque to azotas y salvas, llevas a los infiernos y sacas de ellos; y no hay quien se escape de tu mano. Bendecid al Señor, hijos de Israel, y alabadle a la vista de Inn gentes; porque por eso os ha esparcido entre las gentes que no le conocen, para que vosotros contéis sus maravillas y les hagáis saber que no hay otro Din

Todopoderoso fuera de él» 1.

«Jerusalén, ciudad de Dios, el Señor te castigó por las obras de tus manon. Alaba al Señor en tus bienes, y bendice al Dios de los siglos; para que reeditique en ti su Tabernáculo, y vuelva a ti todos los cautivos , y te goces por todos los siglos de los siglos. Brillarás con luz resplandeciente; y todos los términos de la tierra te adorarán. Vendrán a ti las naciones de lejos; y trayendo donos adorarán en ti al Señor, y tendrán tu tierra por santuario; porque dentro de II invocarán el grande nombre. - Bienaventurados todos los que te aman, y los que se gozan en tu paz.—De zafiro y de esmeralda serán edificadas las puertan de Jerusalén, y de piedras preciosas todo el recinto de sus muros. De piedras blancas y limpias serán enlosadas todas sus calles, y por sus barrios se cantará aleluya . Bendito el Señor, que la ha ensalzado, y sea su reino en ella por los siglos de los siglos. Ameno 1.

Padre e hijo vivieron felices muchos años 5 todavía; llegaron n ver nietos e hijos de nietos, los cuales fueron gratos a Dios y a los honibres por su santo proceder. Por fin murieron en paz. El padre fué entre rrado en Nínive, mas el hijo en la ciudad de sus suegros 6; porque el pardre, al morir, le mandó que abandonase a Ninive, cuya destrucción, anunciada en otro tiempo, no podía fallar 7. «Pero Israel, añadió, volvera a su patria; y será reedificada de nuevo la casa de Dios en Jerusalén 1; y los gentiles dejarán sus ídolos, y vendrán a Jerusalén, y habitarán en ella; y todos los reyes de la tierra se regocijarán y adorarán al Rey de Israel».

Tob. 13, 1-4. Este era el infinitamente sabio y amoroso plan que Dios iba desarrollando mediante las deportaciones de los israelitas a los pueblos gentiles, y más tarde apareció aún más de manilleste

cautividad. Pero Tobías contempla también la restauración e invita a todos a dar gracias a Dio-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. 15. 54, 11 ss.; 60, 1 ss., y especialmente Apoc. 21, 1 ss.
<sup>4</sup> Tob. 13, 11 15 18 21 ss.
<sup>5</sup> El anciano Tobías vivió todavía 42 años, en total 102 años; el hijo llegú a los 99.
<sup>6</sup> En Rages, es decir, Echátana, ciudad de la Media (cfr. núm. 622).
<sup>7</sup> Puesto que Tobías (el padre) fué a la cautividad hacia el 716 a. Cr. y se casó poco antes de la misma o a los comienzos (cfr. Tob. 1, 9 ss.; 2, 19; 5, 4; 6, 3; 14, 1 ss.), es probable que hublemacido hacia el 736 a. Cr. y muerto hacia el 635. Reinaba entonces Asurbanipal (Sardanápalo) 664-646, cuyo palacio y biblioteca de inscripciones cuneitormes tan relevantes servicios han prestado a la invento. cuyo palacio y biblioteca de inscripciones cuneilormes tan relevantes servicios han prestado a la liventigación histórica (cfr. núms. 8 y g). Este rey asirio era hijo de Asarhaddón; en su reinado llus Asiria al apogeo de su poderio y esplendor. Cfr. Kaulen, Assyrien und Babylonien<sup>6</sup>, 247 ss. F. Delitasch, Assurbanipal und die assyrische Kultur seiner Zeit, en AO XI 1. Y precisamente entonces profetta Fobías la ruina de la gran urbe, fundándose en la amenaza de Jonás, cuya predicación había production muy effmeros frutos. Después del castigo de Senaquerib (705-681) a las puertas de Jerusalén (cfr. no mero 639), Nahum vaticina de nuevo (hacia el 660; cfr. núm. 665) la caída de Nínive, y Sofonías in la como lo mismo (núm. 674) 40 años más tarde, o sea, unos 20 después que Tobías, poco antes de cumpliras el castigo. Todavía está envuelta en tinieblas la historia de la toma de Nínive, 506) sabemos tras cosas. La que tras lastro asedio, la ciudad fué tomada el año 606 (nor los pablionies y esse aliada lastro asedio, la ciudad fué tomada el año 606 (nor los pablionies y esse aliada lastro asedio, la ciudad fué tomada el año 606 (nor los pablionies y esse aliada lastro asedio. el castigo. Todavía está envuelta en tinieblas la historia de la toma de Nínive. Sólo sabemos tres cosas 1, que tras largo asedio, la ciudad fué tomada el año 606 (por los babilonios y sus aliados los Umman-Manda, escitas, o medos, acaso ambos; véase Döller, Studien 315), después que una inundación del Tigris socavó gran parte de las murallas; 2, que el último rey pereció con sus mujeres y texoros en el palacio que el mismo mandó incendiar; 3, que la ciudad fué totalmente destruída para nunea más volver a levantarse. Según Bezold (Ninive 4. Babylon³, Bielefeld y Leipzig 1909, 64), con los asirios estaban aliados los aschguzeos, de raza indogermánica (quizá de este nombre se deriva el descritas), mientras que los caldeos iban unidos con los medos. El caldeo Abopolasar se apoderó de Babylonia y de Mesopotamia; el medo Ciaxares derrotó a los aschguzeos, conquistó y asoló la ciudad solucione.

<sup>\*</sup> Con espíritu profético ve Tobías la ruina que acaeció 50 años más tarde y la restauración (cfr. Mich. 3, 12). La magnificencia del Templo que entrevé es también espiritual; contempla la apartición del Mesías en el Templo y su reino que ha de abrazar a todas las naciones (cfr. Apac. 2, 81 Mich. 4, 1 ss.; 13, 2, 2 ss.; 54, 1 ss.; 60, 1 ss.; núm. 629).

#### Decadencia del reino de Juda II.

# Asa, Josafat, Joram y Ocozías, reyes de Judá

(II Par. 14-22, III Reg. 15, 22, IV Reg. 3; 8; 9)

631. A Roboam, que con tan poca gloria iniciara la serie de reyes de Judá (111 núm. 576), sucedió su hijo Abías, el cual, por su talento estratégico, fué mny peligroso para Jeroboam I (cfr. núm. 580). A Abías, sucedió su hijo Asa. En la primera época de su largo reinado de cuarenta y un años, hizo éste lo que um lueno y agradable a los ojos de Dios, derribó los altares de los ídolos, quelim las estatuas y taló los bosques dedicados a los ídolos y exhortó al pueblo a buscar al Dios de sus padres y guardar sus mandamientos. En recompensa, dióle el Señor paz por diez años, y habiendo salido a campaña el rey etíope (Arabe) Zara 2 con un ejército de 1.000.000 de guerreros y 300 carros falcados pura inundar el país de Judá, Asa obtuvo una brillante victoria junto a Maresa 🐎

Pero al fin de su reinado apartó del Señor su confianza. Pues como Baasa, rey de Israel (cfr. núm. 580), hubiese iniciado las hostilidades contra Judá, Asa, un vez de acudir en demanda de auxilio al Señor que antes le librara de mayores peligros, compró la amistad y apoyo de Benadab I, rey de Siria, con los tesoros del Templo y del palacio real. Reprendido por el profeta Hanani, se ludiguó sobremanera y mandó encarcelarle. La protección siria fué de poca ellencia; pues Baasa le atacó de nuevo y no le dejó en paz hasta el fin de su vida. Un dolor agudísimo de gota le afligió los dos últimos años de su reinado; tampoco en esta ocasión acudió al Señor, sino confió exclusivamente en la chencia de los médicos.

632. Sucedióle su hijo Josafat, que fué un rey excelente. Procuró borrar linsta las huellas del culto idolátrico. Envió por todo el país a los más consplicuos de su reino acompañados de sacerdotes y levitas que adoctrinasen al pueblo en el Libro de la Ley; también estableció jueces temerosos de Dios, que conforme a derecho y justicia y sin miramientos decidiesen todos los litigios. Un vista de la constante hostilidad de las naciones vecinas, cuidó de establecer guarniciones que protegiesen las ciudades del reino, y su único pensamiento um la prosperidad de su pueblo. Hízole el Señor poderoso y respetado ante proplos y extraños, y algunos pueblos vecinos, como los filisteos y árabes, le pagahun tributo en dinero y rebaños.

Los moabitas, ammonitas e idumeos, no pudiendo renunciar a su vida de pilluje, se unieron y atacaron a Judá. Atemorizado Josafat ante la multitud de sus enemigos, puso toda su confianza en el Señor, intimó un ayuno a todo el pueblo e imploró el socorro de Dios. El profeta Jahaziel les anunció de parte del Señor: «No tenéis que temer ni acobardaros a vista de esa muchedumbre,

Kleuteropolis (cfr. núm. 445) en la región inferior de la tribu de Judá, unos 40 Km. al sudoeste de lerusulen. AB 76. En Thomsen (Palästinen 90 s.) puede verse la historia de la identificación y un

plana completo.

<sup>1</sup> lui hebreo Serach. En el se ha crefdo ver al hijo de Sesac (cfr. núm. 575), Osorkon I, el cuil, nome heredero de la corona, llevaba el título de apríncipe de Etiopían (Kusch). Pero no habiendo noticione extrabíblicas que confirmen este hecho y garanticen la hipótesis, diciendo, por otra parte, II Par. 14, 16 que los kuschitas (ctíopes) confinaban con los árabes, es muy probable que se trate de una membión de tribus árabes del desierto, a las cuales cuadra muy bien lo que II Par. 14, 14 dice del butín de guerra (tiendas, ovejas, camellos). Cierto es que II Par. 16, 8 nombra juntamente a etiopes y tibios, y que entre el armamento figuran los «carros de guerra». Parece, sin embargo, que «libios» es illima o corrupción del texto; y en cuanto a «carros de guerra» no sabemos que los árabes no los tuvie-tim. Acaso el texto hebreo expresó el poderío del ejército de Zara en números redondos y a bulto con una cifra de «cien mil miles de hombres», con lo que a nuestro juicio sólo quiso indicar un ejército um cifra de ecien mil niles de hombress, con lo que a nuestro juicio sólo quiso indicar un ejército anunhroso y enorme. Un poderío de esta naturaleza no se debe entender exageradamentes, sino propordonalmente. Asa, por su parte, echó mano de todos los que podían llevar armas. Cír. Reinke, llettage 1 203. Hasta hoy no se ha encontrado documento histórico que confirme la campaña aqui mencionada. Mas esto nada prueba contra la credibilidad del relato de los Paralipónenos, cono tampoco es argumento el silencio de los Libros de los Reyes, no obstante el elogio que hacen de la valentía de Asa (IV Reg. 15, 23). Porque es cosa averiguada que las Crónicas contienen noticias auténticamente históricas, que pasaron por alto los Libros de los Reyes. Es de observar que las inscripciones árabes dan testimonio del nombre Jerach y que la Biblia hace mención de tribus nómadas de bandidos sabese to núm 755). También se cita más tarde a los árabes (véase núm. 633) entre otros pueblos enemigos de Judá (cír. Nagl. Nachdavid. Königsgeschichte 201).

Maresa, hoy Saudahanne, no lejos de Mar'asch (Morescheth-Gath), se halla 2 km. al sur de Kleuterópolis (cír. núm. 445) en la región inferior de la tribu de Judá, unos 40 km. al sudoeste de

porque el combate no está a cargo vuestro, sino de Dios. Mañana marchada contra ellos y el Señor estará con vosotros». Salieron, pues, a la manana guiente; al frente del ejército iban cantores que en alta voz pregonaban la divinas alabanzas. Sembró el Señor la confusión en las filas enemigas, de muello que se desavinieron, y los moabitas y ammonitas acometieron a los idumento. Cuando llegó el ejército de Judá la lugar del combate, encontráronlo cubicité de cadáveres; por lo que se volvieron en triunfo al Templo de Jerusalén, moulte brados de la manera tan prodigiosa como Dios les había socorrido.

633. También procuró Josafat poner remedio a la separación de los direinos hermanos. Desgraciadamente no advirtió que Acab y su casa habitat caído en la impiedad. Casó a Joram, su hijo, con Atalia, hija de Acab y Juni bel, e hizo causa común con Acab y sus dos hijos y sucesores en las guerra contra los pueblos vecinos. Esto le acarreó una serie de peligros y perjuicion y III ruina de su casa y de su pueblo. La expedición que, aliado con Acab, hizo cuitta los sirios, estuvo a punto de costarle la vida 2; y como, convencido por Ocurla equipara sus naves en Asiongaber para hacer con aquél un viaje marítimo Ofir , la escuadra de ambos sué destruída por una tormenta. También acount pañó a Joram, hermano y sucesor de Ocozías, en una campaña contra los most bitas; el profeta Eliseo le libró en esta ocasión de la muerte por desfallect miento 4. En conjunto, su reinado fué bueno y próspero aun en los últimos años.

Mas Joram, su hijo, que había reinado algunos años asociado con su pultumostró luego de la muerte de Josafat la crueldad e impiedad características de la casa de Acab: asesinó a todos sus hermanos, que eran mejores que él, e indula a la idolatría a Judá y aun a Jerusa'én. Pronto le alcanzó el castigo. Los filles teos y árabes invadieron el país y entraron en Jerusalén, saqueando los tenorme del palacio real y llevándose cautivos a los hijos y a las mujeres del Rey; allo le quedó a Joram su hijo menor. Demás de esto, sobrevínole una enfermedad

espantosa, que al cabo de dos años le llevó al sepulcro.

Su hijo Ocozías, único superviviente, aconsejado por su madre, hizo alimento con Joram, hijo de Acab, por lo que a él y a cuarenta y dos príncipes de su fumilia alcanzó el castigo de la casa de Acab 🐍

# Atalia, Joás, Amasias y Jeatam

(IV Reg. 11 s.; 14 s.; II Par. 22, 10 a 27, 9)

634. Cuando Atalía supo la muerte de su hijo, apoderóse del trono e him matar a todos los vástagos de la familia real. Sólo se libró un pequeñito, que aun no tenía un año, gracias a una hermana de su padre, casada con el numu sacerdote Joíada, la cual lo ocultó con su ama durante seis años en las hable taciones del Templo. Atalía dió rienda suelta a su impiedad y a sus vicios i 🗰 incautó de los tesoros del Templo y de las ofrendas, destinándolos al culto idolátrico . Pronto se hizo general en el país el disgusto contra la usurpudorn del trono y asesina de sus propios nietos. Pasados seis años, el sumo sacerdoto Joíada congregó en el Templo a todos los hombres influyentes del pueblo y los presentó a Joás como legítimo rey de Judá; todos le aclamaron. Oyó Atalia desde el palacio las voces del pueblo y fuése a toda prisa al Templo; supo con espanto la causa de tal júbilo e inmediatamente fué echada del Templo y asesinada.

Mientras vivió Josada, Joás desterró la abominación de la idolatría e lilen lo que era bueno a los ojos de Dios. Pero a la muerte de aquel sumo sacerdote, se dejó arrastrar por algunos magnates, y con ellos y parte del pueblo adoró n

Según II Par. 17, 14 ss., resulta 1.160.000 el número de combatientes de que disponín los las contar las guarniciones de las ciudades. Mas esto no se aviene con nuestro relato ni guarda propución con lo exiguo del país. Es preciso, pues, admitir que también aquí hubo error en la transcriptuda de las letras numéricas; probablemente de los miles se hizo centenas de mil, pues las letras numéricas. correspondientes eran muy parecidas y a menudo sólo se diferencian mediante puntos añadidos. Cli Reinke, Beitrage I 197 ss.

\* Cfr. num. 592.

<sup>3</sup> Cfr. núm. 567.

<sup>\*</sup> Cfr. núm. 598.

\* IV Reg. 10, 14; cfr. núm. 605 8

\* Cfr. II Par. 24, 7.

lus felolos. En vano le envió Dios profetas que le exhortasen a la conversión. Amendas, hijo de Joíada , murió apedreado por orden del ingrato Rey, en el hum más santo del atrio del Templo (entre el Templo y el altar). Al morir, Véalo el Señor y haga justicia». Al año siguiente entraron

n muco los sirios en Jerusalén. El Rey murió a manos de sus criados.

bomojante a Joás en el ánimo vacilante y en la suerte fué su hijo y sucesor Amandas. Sirvió al principio al Señor, pero dejó subsistir el culto en los lugares de la culto en los lugar los librarcos, los tomó por dioses suyos, y los adoró ofreciéndoles incienso. V como le reprendiese un profeta por esta acción, amenazóle el Rey con la nuncte. Por lo cual el Señor se apartó de él. Habiendo desafiado orgullosamente al 10y de Israel, fué derrotado y hecho prisionero (v. núm. 605). Puesto más turde en libertad, vivió todavía veinticinco años, despreciado del pueblo; murió jui fin víctima de una conjuración.

Ozlas o Azarías, hijo y sucesor de Amasías, fué semejante al padre y al abuelo; porque comenzó bien y acabó mal. Durante su largo reinado de cinmenta y dos años, Judá alcanzó gran florecimiento y poderío, fruto de las victorios del Rey sobre los pueblos vecinos y de sus esfuerzos por la defensa y prosperidad del reino 2. Empero, enorgullecido por esto, quiso ser también sumo micerdote, a ejemplo de los príncipes paganos. Cierto día osó ofrecer el incienso mi el Santuario 3; opusiéronsele los sacerdotes, y al frente de ellos el sumo encerdote Azarías, y le dijeron: «No es a ti, Ozías, a quien compete quemar licienso al Señer, sino a les sacerdotes, es decir, a los hijos de Aarón, consaillindos para este ministerio 1; sal del Santuario y no quieras bur'arte; porque esta acción no será gloriosa para ti delante del Señoro. Indignado Ozías, amemuch a los sacerdotes con el incensario que tenía en la mano. Al momento apuntó la lepra en su trente. El sumo sacerdote y los demás sacerdotes vieron con espanto la señal del castigo divino y le echaron del Templo. Y él mismo, despavorido, se apresuró a salir, viendo en su cuerpo el castigo que le había envindo el Señor. Habitó en una casa separada hasta el fin de sus días, pues no llegó a curarse de la lepra.

Su hijo y sucesor Joatam, que probablemente ocupó el trono durante los (10-12) últimos años de su padre, no se mezc ó en los asuntos del ministerio encerdotal y anduvo según los preceptos del Señor. Su reinado fué dichoso, y Indá llegó a su apogeo. Pero en una cosa faltó Joatam: no atajó el desorden Idolátrico de sacrificar y ofrecer incienso en los lugares altos. Por esto permitió

Dios que en sus últimos años comenzasen los sirios a oprimir a Judá.

# 86. Los Profetas Jeel y Abdies

Entre los profetas que por esta época figuraron en el reino de Judá, exhortando, castigando y consolando con hermosas promesas, descuellan principalmente dos, que nos han legado por lo menos lo esencial de sus vaticinios: Joel y Abdias.

Nada sabemos de la persona y patria de Joel \*; tampoco se conoce a punto fijo la epoca de su intervencion. Tray quienes le consideran como uno de los profetas más recientes; y apoyándose en criterios internos, creen que su libro se escribió después del destierro, probablemente en el reinado de Ozías, a! mismo tlempo que el de Oseas en el reino de Israel. Su libro comprende dos discursos pro-

<sup>\*</sup> En Matth. 23, 35 a Josada se le llama Baraquias, que significa bendición de Dios; es, sin duda, al nombre honorífico con que por su influencia benéfica le distinguían ordinariamente los judíos. Cfr. san Jeronimo, Comm. in Matth.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> En una inscripción asiria que habla de las victorias del rey (Ful), se nombra entre los reyes tilbutarios a Manahem de Israel (véase núm. 616), mas no a Ozfas de Juda. É to es tanto más extraño ruanto que se cita expresamente a Azriyau (Azarías) entre los aliados de los sirios contra Asiria. Pero de trata de un príncipe aranno de nombre parecido. Cír. Kaulen, Assyrien u. Babyl, 236; Nagl, Nuchdavid. Königsgeschichte 260.

t.fr. núm. 302.

<sup>4</sup> Cfr. núm. 363 ss.; también núm. 320

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. (ierber, Zeitalter des Propheten Joel, en TQS 1889, 355; Schmalohr, Das Buch des Propheten Joel, en ATA VII (1922-24).

féticos. El primero (1, 1 a 2, 11) describe la devastación del país por una plaga de langostas. Tal vez se deba entender al pie de la letra la plaga; pero seguine mente era ésta al mismo tiempo figura de la devastación por medio de los ejercitos enemigos, y en general del terrible castigo de Dios. El segundo discurre (2, 12 a 32) contiene una exhortación a la penitencia, la promesa del socorto divino y el anuncio del reino mesiánico y de su prosperidad espiritual. Termina el libro (cap. 3) con la amenaza del castigo general en que incurrirán los emigos de este reino. Los pasajes más importantes son los que siguen:

"Palabra del Señor a Joel, hijo de Fatuel. Oíd esto, ancianos, y encu chad todos los moradores de la tierra: ¿ha sucedido cosa como ésta en vuentros días, o en tiempos de vuestros padres? De ella hablaréis a vuestros hijon, y vuestros hijos a sus hijos, y los hijos de éstos a la otra generación. Lo que dello la oruga 1 comió la langosta, y lo que dejó la langosta comió el pulgón, y lu de león; y sus muelas, como de cachorro de león. Convirtió mi viña en un desierto, y descortezó mi higuera; las dejó desnudas y despojadas, y las derib bó; sus ramas se tornaron b'ancas. — Ceñíos, y llorad, sacerdotes; dad voces, ministros del altar; entrad, dormid en saco, ministros de mi Dios; porque fullo de la casa de vuestro Dios el sacrificio y la libación. Intimad un ayuno, convocad al pueblo, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra en la casa de vuestro Dios y clamad al Señor. ¡Ay, ay!, ¡qué día ese! Cerca esta el dia del Señor, y vendrá como estrago del Todopoderoso» 2.

«Sonad la trompeta en Sión, dad alaridos en mi santo monte, estremézcuan» todos los moradores de la tierra. Porque viene el día del Señor, y ya está coron. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de torbellino. Semejante al alon que se derrama sobre los montes, un pueblo numeroso y fuerte; como él no le hubo desde el principio, y después de él no le habrá en muchas generaciones, Delante de él va un fuego devorador, y en pos de él llama abrasadora; la tierra delante de él, como un jardín de delicias, y en pos de él un desierto nan lado; no hay quien de él escape. — Ante su presencia se estremece la tierra, 📭 conmueven los cielos; el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas retiran su rem plandor. Y el Señor hizo resonar su voz ante la faz de su hueste. Porque innu merables y fuertes son los batallones que ejecutan sus órdenes. Porque muy grande y espantoso es el día del Señor. ¿Quién lo podrá soportar? Por esto dia el Señor: «Convertios a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y con gemidos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertina al Señor Dios vuestro; porque benigno y clemente es, paciente y de mucho misericordia, y se aflige del mal que envía». — Entre el atrio y el altar llorardo los sacerdotes, ministros del Señor, y dirán: «Perdona, Señor, perdona a tu pueblo; y no des tu heredad en oprobio, entregandola al dominio de las naclo nes 3; porque no digan los gentiles: ¿en dónde está el Dios de ellos?» 4

«El Señor miró con celo su tierra, y perdonó a su pueblo. Y respondló el Señor a su pueblo: «He aquí que yo os enviaré trigo, y vino, y aceite en abundancia; y nunca más sercis el escarnio de las gentes. Y vosotros, hijos de Sión, gozaos y alegraos en el Señor Dios vuestro; porque os da un maentre

<sup>1</sup> Oruga, pulgón y roya son, en hebreo, distintos nombres de la langosta. El pasaje significa i una bandada de langostas tras otra caerá sobre la tierra, y lo que una dejare lo devorará la siguiente.

bandada de langostas tras otra caerá sobre la tierra, y lo que una dejare lo devorará la siguinte 2 1, 17 13-15. Véase también figura 9, página 44.

a Día del Señor significa indudablemente el castigo infligido por la mano de Dios y ejecutado en el reino de Juda por los ejércitos enemigos. El Profeta se sirve de metáforas para pintarnos la omito tencia irresistible de Dios en su justo juicio. Cuanto más se manifiesta la omnipotencia divina, tante más se acercan las imágenes a la realidad. Por esto las aplica el mismo Joel al Juicio Final (1, 3, 15 16), y el Redentor describe con parecidos rasgos la destrucción de Jerusalén y el fin del munta (cfr. Matth. 24, 29 30; 25, 31; 11 Petri 3, 10). Lo que dice del oscurecimiento de los astros fundarse en fenómenos observados, pues los hebreos conocían los eclipses de sol y de luna y los conditadas en fenómenos convertirá en sangren; con lo que quiere dar a entender aquel color oscuro rojizo qua enbserva en los eclipses (cfr. Schiaparelli, Die Astronomie im AT 37). No parece tan aceptable que la sentencia tomada asimismo de Joel: Dios hará «aparecer en el cielo sangre y columnas de humo, aluda a los cometas y meteoros, de suerte que por acolumnas de humo, se haya de antonomie la porta de la contra de la contra de la contra la cabellera o zona atmosferica luminosa (libid. 45). cabellera o zona atmosferica luminosa (ibid. 45).

<sup>\* 1 3 12 13 17.

\*</sup> Es decir, yo os volveré de la cautividad.

🐠 Junticia; y os envía lluvia temprana y tardía (núm. 136), como al principio 🖔

Después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne; y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros invenes verán visiones. Y aun también sobre mis siervos y siervas en aquellos illas derramaré mi Espíritu 2. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y luogo y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre; nutos que venga el grande y espantoso día del Señor. Y acaecerá que todo el que urvocare el nombre del Señor será salvo; porque habrá salvación en el monto de Sión y en Jerusalén, como dijo el Señor, y en los residuos que hubiere llamado el Señor» 4.

l'orque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo levantaré el cauti-pelo de Judá y de Jerusalén , juntaré todas las gentes y las llevaré al valle de finalat ; y allí disputaré con ellas en favor de mi pueblo y de mi heredad lenel, que ellas dispersaron entre las naciones, repartiendose mi tierra. — Y el Señor rugirá i desde Sión, y desde Jerusalén dará su voz; y temb'arán los cielos y la tierra; mas el Señor es la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de 'os la los de Israel. Y sabréis que yo, Yahve, soy el Dios vuestro, que moro en Sión mil monte santo; y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán por ella \*. In aquel tiempo destilarán los montes dulzura, y los collados manarán leche; y por todos los arroyos de Judá correrán aguas; y de la casa del Señor saldrá uma fuente, y regará el arroyo de las espinas. Egipto quedará desolado, e folimica será convertida en desierto de perdición; porque trataron con injusticia n los hijos de Judá, y derramaron la sangre inocente en su tierra 10. Y Judea ment siempre poblada; y Jerusalén, de generación en generación 11. Y los limpiaré del homicidio 12 de que aun no los había purificado, y el Señor morará en Miden 13.

637. También la persona y vida de Abdías 4 están envueltas en tinieblas; 📭 паlmismo muy discutida la época en que profetizó. Mientras unos le tienen por contemporáneo de Ageo y Zacarías, otros, con argumentos mucho más sóliilon, le hacen intervenir a fines del siglo ix y aun antes, pues los profetas Joel, Amós y Jeremías conocieron y utilizaron la profecía de Abdías. Su librito (21 verofinilos) contiene dos vaticinios: en el primero anuncia a los idumeos la ruina,

i utto maestron, etc., debe entenderse en el mismo sentido que Deut. 18, 15 (núm. 394), «un pro-11 os envía maestros (profetas) para (instruiros en) la justicia (bendiciones espirituales) y (en) lumbo bienes que os ha prometido en recompensa de vuestra fidelidad a la Ley. Estas palabras meterran, por consiguiente, una aluston indirecta al Mesías, Profeta perfecto y Maestro acabado de insticia, y a sus bendiciones espirituales.

In decir, después que el Mesías anuncia su doctrina perfecta, el Espiritu Santo será comunicado a nolos los hombres que lo anhelan, de cualquier linaje, edad y condición que sean. Así declara este lugar el Apóstol son Pedro (Act. 2, 16 ss.). «Profetizar» significa aquí, como en muchos otros pasajes de la latina l'ecritura (núms. 470 y 486): hablar por inspiración sobrenatural; análogamente «sueños, debrenaturales)» (núm. 147) denotan iluminación sobrenatural.

Tales prodigios precedieron a la destrucción de Jerusalén el año 70 d. Cr., transcurrido el tiempo marin que se concedió al pueblo judio; este castigo con las señales precursoras es figura de aquel etto, amoho más terrible, que ha de alcanzar a todas las gentes al fin de los tiempos (cap 3). De ambos habla el Salvador en su profecía (Matth. 24).

a, 18 s. 23 28-32.

Al lin de los tiempos mesiánicos, cuando Israel, desechado hasta entonces, haya alcanzado la de la conversión, que los demás pueblos habrán perdido por su incredulidad, apostasía y corrrup-

oldn (efr 1.uc. 18, 8; Rom. II). Así se llama el valle situado entre Jerusalén y el monte de los Olivos, por donde discurre el mento Cedrón. Tiene su origen cerca del «panteón de los Jueces», dirigese hacia el sudeste, y pasando milia al apanteón de los Reyes» toma luego la dirección meridional (cfr. núm. 508; HL 1890, 122 149; at epanteón de los Reyess toma luego la dirección meridional (cfr. núm. 508; HL 1890, 122 149; 64). Sólo Joel le da este nombre, si es que el Profeta quiso designar este valle y no en general el lucio donde se haya de verificar el Juicio Final, conforme al significado de la palabra Josafat (cel Batur Jurgan). (Para más detalles cfr. núm. 636; LB 11 811). La sola mención del valle dió pie a que lua Julios creyesen haberse de celebrar el Juicio Universal junto a Jerusalén. De aquí el anhelo que muchas judíos tienen de acabar sus días en la Ciudad Santa y ser enterrados en el valle de Josafat, para entre cerca del lugar del Juicio. Al oriente y mediodía el valle está sembrado de tumbas judías; an la parte occidental junto a los muros del Templo hay un cementerio mahometano.

tomo un león cuyos rugidos infurden espanto y terror. La comparación nada tiere de vulgar:

Tudos los malos serán separados de la nueva Jerusalén, de la Iglesia triunfante (cfr. 1s. 26, 1 ss. ; Apac. #1 y 22).

Imagenes de las bendiciones. Imágenes de la suerte de los enemigos del reino de Dios (cfr. Is- 66).

Eterna duración de la Iglesia triunfante.

Homleidio significa pecado, en particular el deicidio que pesa sobre el pueblo judío (cfr. Zach. 127,

<sup>3, 1</sup> s. 16-21 3, 1 s. 16-21 Cfr. Peters, Die Prophette Obadjahs (Paderborn 1892) 40 ss.; Leimbach, Bibl. Volksbücher IV III Thels, Die Weissagung des Abdias (Tréveris 1917).

por su enemistad con el pueblo de Dios (1-16); en el segundo proniete a la mande lacob la restauración, después que Dios juzgue a todos los enemigos, but pueblos paganos, y una gran disusión en el reino venturoso del Mestas (1721).

Visión de Abdias. Esto dice el Señor Dios a Idumea: «Nosotros hombe oído las palabras del Señor, y un legado envió a las gentes. Levantaos, y vanua a pelear contra Idumea en batalla. Mira que te he hecho pequeñuelo entre la naciones; tú eres despreciable en extremo. La soberbia de tu corazón to lin engreído, porque moras en las aberturas de las peñas y tienes tu asiento en las alturas; y dices en tu corazón: ¿quién me derribará en tierra? Si te remontares como aguila, y si pusieres tu nido entre las estrellas, de allí te derribaren, elle el Señor. — «Y en el monte de Sión habrá salvación i; santo es él y la conde Jacob posecrá a los que la habían poseído i. — Y subirán salvadores i al monte de Sión a juzgar el monte de Esaú; y el reino será del Señorn !!

## 87. Acaz, Ezequías, Manasés y Amón, reyes de Judá

(IV Reg. 16; 18-21. Il Par. 28-33)

638. Los enemigos de Judá (cfr. núm. 635) fueron funestos sobre todo durante el reinado de Acaz, hijo y sucesor de Joatam. Compitió Acaz en la inhe latría con los reyes de Israel; erigió numerosas estatuas de Baal; ofreció n Infl mismas sacrificios e incienso en los lugares altos y en los bosques, y sacrifico a uno de sus hijos a Moloc s en el valle de Ennom s. Por esto entregó Dion nu reino a los extranjeros. Los idumeos y los filisteos penetraron en Judá por el mut y la saquearon; por el norte, los reyes Facee de Israel y Rasín de Siria unidos, devastaron el país, pasaron a cuchillo a miles de guerreros judíos y sitiaron a Jerusalén ' con la intención de derribar la casa de David e imponer a Juda un rey pagano.

No permitió el Señor que se realizara este proyecto, que iba contra las promesas que hiciera a David. Por lo que envió al profeta Isaías a Acaz, para que le exhortase a confiar en el Señor y le ofreciese una gran señal de la certem del socorro divino 8. Rehusó Acaz hipócritamente la señal y acudió a Teglate falasar, rey de Asiria, en demanda de auxilio 9. Vino éste con prontitud, derrotó a los dos reyes a iados, mató a Rasín, destruyó su reino y se llevó prisioneros a los habitantes de Siria y norte de Israel. Presto volvió sus armas contra

1 Cir. loel 3, 21; núm. 635.

Cuando se instaure el reino mesiánico, dominarán a los pueblos que les tuvieron oprimidos.

Mensajeros y representantes del Mesías, como los libertadores y jueces antiguos.

Versículos 1-4 17 21. Las últimas palabras declaran el fin y objeto de toda profecía mesiánica i Dios es el soberano del reino mesiánico; en éste se ha de realizar plenamente su señorío. — En pequin y en figura cumplióse la profecía cuando Juan Hireano sometió a Idumea y restauró en aquel particulto del verdadero Dios. Pero las palabras del Profeta apuntan más alto y alcanzan a tiempos más lejanos, al reino mesiánico que se ha de extender a todas las gentes (Matth. 28, 19. Marc. 16, 18

Is. 7, 3 ss.; cfr. nún. 649.

latinud de una estatua ardiente de Moloc, en cuyos brazos se colocaban vivos los niños. El material para el estudio de esta cuestión puede verse en Kortleitner, De Polytheismo 216 ss.

\* También Valle Ben-Ennom (en hebreo Ge-Hinnom, Ge-ben-Hinnom, Ge-b'ne-Hinnom, en deelr, valle de Hinnom, valle del hijo o de los hijos de Hinnom o Ennom); tenía este nombre de su primes dueño. Es una profunda garganta que, limitando a Jerusalén por el sur, va a juntarse con el Tiropeón y el Cedrón en el ángulo sudeste de la ciudad (cfr. núm. 508). En este punto se ensancha el valle formando una hermosa vega (antiguo jardín real), regada por la fuente de Siloé. Allí estaba el lugar espantable Topheth (que significa lugar del incendio), en cuyos altozanos se alzaban las exercibles estentes de Meles un corre regisende les piños. Esta abeminación his que al antiquo pombre del valles. estatuas de Moloc y eran sacrificados los niños. Esta abominación hizo que al antiguo nombre del valle se diese nuevo significado; la palabra hebrea hinnon recordaba a los judíos la voz hanan, que significa gemir, y les traía a la memoria los gemidos de los niños sacrificados al (dolo; de ahí que aquel luga) gennus, y res trata a la memoria nos gennuos que los mios sacrinciados ai noto; de antique aque la seconvirtiese en ovalle de los gennidos»; y era tan grande el horror que causaban aquellas abominacio res, que se dió al inferno el nombre del valle (Geenna o Gehenna, Matth. 5, 22, etc.). A Topheth también se le buscó raíz adecuada : tuph, que significa escupir, de donde Topheth venía a ser control dera, lugar asquerosos. Cuando Dios amenaza convertir a Jerusalén en un Topheth, quiere decir que hará de ella lugar de asesinatos y de sumo horror. Cfr. Ierem. 7, 31; 19, 6–12; Döller, Studien 324 Cír. núm. 616.

Acaz aparece en las inscripciones asirias entre los reyes tributarios. Cfr. Kaulen, Assyrian und Babylonien 236 s.

Anno el cual compró la paz entregándole los tesoros del palacio y del Templo. l'altitudo por esta desgracia, de la cual sólo el era culpable, mandó hacer induzos los vasos sagrados, cerrar las puertas del Templo y erigir altares a los lunto por todo el país. Murió al poco tiempo odiado de todos y no se le enterró •n • panteon de los reyes 1.

Muerto Acaz, subió al trono su hijo **Ezequias** (en hebreo Hishin) a la edad de 25 años (721-393) 2. Mandó destruir los altares de los titulos y la serpiente de bronce 3 fabricada por Moisés, e idolátricamente plusida en tiempo de Acaz, e hizo desaparecer el culto de lugares altos. Alirlo las puertas del Templo, reunió a los sacerdotes y les dijo: «Purillemos y limpiad la casa del Señor. Nuestros padres la abandonaron, cerinton sus puertas, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y de ofrecer los holocaustos en el Santuario del Señor. Por eso se ha ancendido la cólera del Señor contra Judá y Jerusalén, y nuestros padres han perecido al filo de la espada».

La bendición del Señor acompaño visiblemente todos los pasos de este plindoso rey, y Judá floreció de nuevo bajo su mando. Sin embargo, sucedid ' el año 14 de su reinado, que Senaguerib, rey de los sirios, vino con un poderoso ejército a la conquista de todas las ciudades fuertes de Judá, м apoderó de ellas y amenazó a Jerusalén. Ezequías salvó la ciudad papundo un tributo de 300 talentos de plata y 30 de oro, para lo cual tuvo que vaciar los tesoros reales y arrancar de las puertas del Templo del Señor las planchas de oro con que él mismo las había guarnecido. No contento con esto, Senaquerib envió a su general Rabsaces 6 con una división contra Jerusalén para obligarla a entregarse.

v/En quién confiáis, gritó Rabsaces a los judíos que estaban en las murallas, mue os dejáis sitiar en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías, diciéndoos que Valive, vuestro Dios, os librará de las manos de los asirios? ¡Cómo! ¿Por ventura uno siquiera de los dioses de aquellos países que mi rey conquistó ha podido advar a su pueblo? ¿Pues cómo os podrá librar el Dios de Ezequías de las manos de mi rey?» Y añadía otras blasfemias. Ezequías se fué al Templo y oró al Senor. Mandó sacerdotes vestidos con trajes de penitencia a buscar al profeta

Sigún IV Reg. 10, 19, fué sepultado cen la ciudad de Davido; según II Par. 28, 27, en Jerusalen,

<sup>\*</sup> Según IV Reg. 10, 10, fué sepultado cen la ciudad de Davida; según II Par. 28, 27, en Jerusalen, por con los sepultados de los reyes de Israelo, es decir, de David, Salomón, etc.

\* Vénse en Kugler (Von Moses bis Paulus 160 se.) el cálculo de este dato.

\* Ch. mún. 374. Llamábase Nehustán o Nehestán, que significa imagen de bronce. «La cosa escrita desde el punto de vista de la historia de las religioness (cfr. 1710) 554). Adoración idolátrica la harpiente se encuentra en Babilonia y pueblos vecinos, en Egipto (serpiente de Urcus) y Canaán-Kantzech 535. Landersdorfer opina que el nombre es árabe, y sospecha que la adoración supersticiosa la herpiente sea de origen árabe (BZF III 5/6, 64). — Sanda cree poder admitir que esta serpiente de bionce no era la primitiva mosaica, sino otra hecha a semejanza de aquélla (Die Bácher der Könige II 441; en sentir del mismo, ibid. 1 214, Tabernáculo y altar mosaicos fueron hechos en tiempo de David y de Salomón a semejanza del modelo mosaico). No se dice en el texto que la imagen de la serpiente se guardase y adorara en el Templo.

\* Aquí y en el luxar paralelo de Isafas (10, 1) dice la Sagrada Biblia: en el año 14 de Ezequías.

Aquí y en el lugar paralelo de Isafas (30, 1) dice la Sagrada Biblia: en el año 14 de Ezequías. Aquí y en el lugar paralelo de Isaías (30, 1) dice la Sagrada Biblia: en el año 14 de Ezequías. Into dato ocasiona graves dificultades a los comentaristas, pues Ezequías subió al trono el 721, y la expedición de Senaquerib se verificó el 701, según datos ciertos de la historia asiria. En cambio esta de acuerdo con el relato de la enfermedad de Ezequías (y, núm. 640). Sospecho que el relato de la interminada y de la embajada de Merodac-Baladán (IV Reg. 20, 1-9), con la introducción «En el año del 199 Ezequías» (18, 13), iban originariamente a continuación de 18, 12, \*siguiendo luego el historia-dor i En aquel otiempo (20, 1) marchó Senaquerib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de la dida (18, 13-10, 37). El rey Ezequías enfermó en 708/07, la embajada del rey de Babilonia acacció en la custo espacio de la segunda época de Ezequías (704) y tres años más tarde vino Senaquerib con su ejectito contra Judá. El orden en que Isaías trae estos relatos (36-39) pudo, quizá, haber influído en el minho de lugar que aquí se advierte. Sea de esto lo que fuere, el error de la fecha (también Is. 36, 1) es solio de redacción. 🙉 válo de redacción.

<sup>4</sup> Según las inscripciones asirias 800 talentos de plata. No hay aquí corrupción del texto, como

Según las inscripciones asirias 800 talentos de plata. No hay aquí corrupción del texto, como nigunos suponen. El relato bíblico expresa el tributo en unidades israelitas; los anales asirios, en habilioria; el sicto babilónico de plata (5, 6 g.) estaba con el israelita, según la pesa del Templo, en la rarón de 3 a 8. Cfr. Kalt, Bibl. Archãologie núms. 67 y 68.

En su campaña contra Egipto, Senaquerib conquistó las ciudades fuertes de Judá hasta Jerusalen y mempo en Laquis, ciudad de la región meridional de Judá, en el camino de Egipto, cerca de los limites de Judá (v. núm. 415). Identificanla unos con la actual Um-Lakis, otros con Tell es-Hesy funn. q). Cfr. Döller, Studien 266 ss. Senaquerib quería a toda costa apoderarse de Jerusalén para tener cubierta la retirada. Rabsaces es nombre de empleo, título del segundo general en jefe del ejército. Cfr. Tiele, Babylonische und assyrische Geschichte (Gotha 1886) 254.

por su enemistad con el pueblo de Dios (1-16); en el segundo promete a la mede de Jacob la restauración, después que Dios juzgue a todos los enemigos, los pueblos paganos, y una gran disusión en el reino venturoso del Meslas (1711).

Visión de Abdias. Esto dice el Señor Dios a Idumea: «Nosotros homos oído las palabras del Señor, y un legado envió a las gentes. Levantaos, y vanne a pelear contra Idumea en batalla. Mira que te he hecho pequeñuelo entre lin naciones; tú eres despreciable en extremo. La soberbia de tu corazón to la engreído, porque moras en las aberturas de las peñas y tienes tu asiento en las alturas; y dices en tu corazón: ¿quién me derribará en tierra? Si te remontatura como águila, y si pusieres tu nido entre las estrellas, de allí te derribaren, dios el Señor. — «Y en el monte de Sión habrá salvación ; santo es él y la como de Jacob posecrá a los que la habían poseído . — Y subirán salvadores . monte de Sión a juzgar el monte de Esaú; y el reino será del Señorn 4.

## 87. Acaz, Ezequias, Manasés y Amón, reyes de Judá

(IV Reg. 16; 18-21. Il Par. 28-33)

638. Los enemigos de Judá (cfr. núm. 635) fueron funestos sobre todo durante el reinado de Acaz, hijo y sucesor de Joatam. Compitió Acaz en la idea latría con los reyes de Israel; erigió numerosas estatuas de Baal; ofreció n Infl mismas sacrificios e incienso en los lugares altos y en los bosques, y sacrifico e uno de sus hijos a Moloc s en el valle de Ennom s. Por esto entregó Dion au reino a los extranjeros. Los idumeos y los filisteos penetraron en Juda por el aut y la saquearon; por el norte, los reyes Facee de Israel y Rasín de Siria unidos, devastaron el país, pasaron a cuchillo a miles de guerreros judíos y sitiaron a Jerusalén ' con la intención de derribar la casa de David e imponer a Judá un rey pagano.

No permitió el Señor que se realizara este proyecto, que iba contra las promesas que hiciera a David. Por lo que envió al profeta Isaías a Acaz, para que le exhortase a confiar en el Señor y le ofreciese una gran señal de la certeza del socorro divino 8. Rehusó Acaz hipócritamente la señal y acudió a Teglatfalasar, rey de Asiria, en demanda de auxilio '.Vino éste con prontitud, derrib tó a los dos reyes a iados, mató a Rasín, destruyó su reino y se llevó prisioneros a los habitantes de Siria y norte de Israel. Presto volvió sus armas contin

<sup>1</sup> Cir. loel 3, 21; núm. 635.

Cuando se instaure el reino mesiánico, dominarán a los pueblos que les tuvieron oprimidos.

Mensajoros y representantes del Mesías, como los libertadores y jueces antiguos.

Versículos 1-4 17 21. Las últimas palabras declaran el fin y objeto de toda profecía meniánica i Dios es el soberano del reino mesiánico; en éste se ha de realizar plenamente su señorío. — En pequeño y en figura cumplióse la profecía cuando Juan Hircano sometió a Idumea y restauró en aquel pués el culto del verdadero Dios. Pero las palabras del Profeta apuntan más alto y alcanzan a tiempon más lejanus, al reino mesiánico que se ha de extender a todas las gentes (Matth. 28, 19. Marc. 16, 18

lejanos, al reino mesianico que se una la la constante de la Mischna (la parte más antigua del Cort. 15, 24).

Acerca de Moloc efr. núms. 124, 125, 385, 394. Va en la Mischna (la parte más antigua del Talmud) se lee que ipasar por el fuegos (1V Reg. 16, 3; 17, 17) no significa sacrificio humano, sinu una ceremonia de purificación, como el salto de la hoguera en las fiestas paganas del solution de S53. Según leiem. 7, 31; 19, 5, se trata de verdadera inmolación. Por regla general primeiro se mataba al niño y luego se le quemaba en el fuego, como en Cartago. Más tarde se habla en la Talmud de una estatua ardiente de Moloc, en cuyos brazos se colocaban vivos los niños. El material care el estudio de esta cuestión puede verse en Kortleitner, De Polytheismo 216 ss.

para el estudio de esta cuestión puede verse en Kortleitner, De Polytheismo 216 ss.

\* También Valle Ben-Ennom (en hebreo Ge-Hinnom, Ge-ben-Hinnom, Ge-b'ne-Hinnom, en deelr, valle de Hinnom, valle del hijo o de los hijos de Hinnom o Ennom); tenía este nombre de su primer vanie de filmon, vanie dei mijo o de los nijos de frinnom o Ennom); tenta este nomore de su prime dueño. Es una profunda garganta que, limitando a Jerusalden por el sur, va a juntarse con el Troppédu y el Cedrón en el ángulo sudeste de la ciudad (cfr. núm. 508). En este punto se ensancha el valle formando una hermosa vega (antiguo jardín real), regada por la fuente de Siloé. Allí estaba el lugar espantable Topheth (que significa lugar del incendio), en cuyos altozanos se alzaban las execualista estatuas de Moloc y eran sacrificados los niños. Esta abominación hizo que al antiguo nombre del valle se diese nuevo significado; la palabra hebrea hinnon recordaba a los judíos la voz hanon, que significa gemir, y les traía a la memoria los gemidos de los niños sacrificados al (dolo; de ahí que aquel lugar gemit, y les convirtiese en evalle de los gemidos»; y era tan grande el horror que causaban aquellas abuniuncio res, que se dió al infierno el nombre del valle (Geenna o Gehenna. Matth. 5, 22, etc.). A Topheth también se le buscó raíz adecuada: tuph, que significa escupir, de donde Topheth venía a ser cescupidera, lugar asquerosos. Cuando Dios amenaza convertir a Jerusalén en un Topheth, quiere decir que hach de ella lugar de asesinatos y de sumo horror. Cfr. Ierem. 7, 31; 19, 6–12; Döller, Studien 324 as Cír. núm. 616.

Is. 7, 3 ss.; cfr. núm. 649.

Acaz aparece en las inscripciones asirias entre los reyes tributarios. Cfr. Kaulen, Assyrien und Babylonien 236 s.

Mar, el cual compró la paz entregándole los tesoros del palacio y del Templo. l'aluccido por esta desgracia, de la cual sólo el era culpable, mandó hacer palure, los vasos sagrados, cerrar las puertas del Templo y erigir altares a los blue por todo el país. Murió al poco tiempo odiado de todos y no se le enterró in il panteon de los reves 1.

639. Muerto Acaz, subió al trono su hijo **Ezequías** (en hebreo Hisbuil a la cdad de 25 años (721-393) 2. Mandó destruir los altares de los Moles y la serpiente de bronce 3 fabricada por Moisés, e idolátricamente adorada en tiempo de Acaz, e hizo desaparecer el culto de lugares altos. Alinio las puertas del Templo, reunió a los sacerdotes y les dijo: «Purihettos y limpiad la casa del Señor. Nuestros padres la abandonaron, cemumou sus puertas, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso e de ofrecer los holocaustos en el Santuario del Señor. Por eso se ha ancendido la cólera del Señor contra Judá y Jerusalén, y nuestros padres han perecido al filo de la espada».

La bendición del Señor acompañó visiblemente todos los pasos de este pludoso rey, y Judá floreció de nuevo bajo su mando. Sin embargo, suceilm' el año 14 de su reinado, que Senaquerib, rey de los sirios, vino con un poderoso ejército a la conquista de todas las ciudades fuertes de Judá. 🗰 apoderó de ellas y amenazó a Jerusalén. Ezequías salvó la ciudad parando un tributo de 300 talentos de plata y 30 de oro, para lo cual tuvo que vaciar los tesoros reales y arrancar de las puertas del Templo de' Señor las planchas de oro con que él mismo las había guarnecido. No contento con esto, Senaquerib envió a su general Rabsaces 6 con una Hybion contra Jerusalén para obligarla a entregarse.

of En quién confiáis, gritó Rabsaces a los judíos que estaban en las murallas, que os dejáis sitiar en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías, diciéndoos que Valive, vuestro Dios, os librará de las manos de los asirios? ¿Cómo! ¿Por ventura uno siquiera de los dioses de aquellos países que mi rey conquistó ha podido advar a su pueblo? ¿Pues cómo os podrá librar el Dios de Ezequías de las manos de mi rey?» Y añadía otras blasfemias. Ezequías se fué al Templo y oró al Senor. Mandó sacerdotes vestidos con trajes de penitencia a buscar al profeta

Sgün IV Reg. 16, 19, fue sepultado cen la ciudad de Davido; según II Par. 28, 27, en Jerusalen, para una en los sepultros de los reyes de Israelo, es decir, de David, Salomón, etc.

Vense en Kugler (Von Moses bis Paulus 160 ss.) el cálculo de este dato.

Vense en Kugler (Von Moses bis Paulus 160 ss.) el cálculo de este dato.

(1). mim. 374. Llamábase Nehustán o Nehestán, que significa imagen de bronce, «La cosa estanta desde el punto de vista de la historia de las religiones» (cfr. 17103 554). Adoración idolátrica de la serpiente se encuentra en Babilonia y pueblos vecinos, en Egipto (serpiente de Ureus) y Canada Rautech 535. Landersdorfer opina que el nombre es árabe, y sospecha que la adoración supersticiosa de la serpiente sea de origen árabe (BZF III 5/6, 64). — Sanda cree poder admitir que esta serpiente bronce no era la primitiva mosaica, sino otra hecha a semejanza de aquélla (Die Bücher der Könige II 441 en sentir del mismo, ibid. 1 214, Tabernáculo y altar mosaicos fueron hechos en tiempo de la la primitiva mosaica del modelo mosaico). No se dice en el texto que la imagen de la serpiente se guardase y adorara en el Templo.

Aquí y en el lugar paralelo de Isafas (16, 1) dice la Sasrada Biblia: en el año 14 de Ezequías.

Aquí y en el lugar paralelo de Isaías (30, 1) dice la Sagrada Biblia: en el año 14 de Ezequías. Indiado ocasiona graves dificultades a los comentaristas, pues Ezequías subió al trono el 721, y la supedición de Senaquerib se verificó el 701, según datos ciertos de la historia asiria. En cambio esta acuerdo con el relato de la enfermedad de Ezequías (y, núm. 640). Sospecho que el relato de la ademondad y de la embajada de Merodac-Baladán (IV Reg. 20, 1-9), con la introducción «En el año 1 del rey Ezequías» (18, 13), iban originariamente a continuación de 18, 12, siguiendo luego el historia don 1 En aquel «tiempo (20, 1) marchó Senaquerib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de luda (18, 13-10, 37). El rey Ezequías enfermó en 708/07, la embajada del rey de Babilonia acacció en la cotto espacio de la segunda época de Ezequías (704) y tres años más tarde vino Senaquerib con su eletelto contra Judá. El orden en que Isaías trae estos relatos (36-39) pudo, quizá, haber influído en el manhlo de lugar que aquí se advierte. Sea de esto lo que fuere, el error de la fecha (también 1s. 30, 1) solo de redacción. Aquí y en el lugar paralelo de Isaías (36, 1) dice la Sagrada Biblia: en el año 14 de Ezequías. H sulo de redacción.

sulo de redacción.

\* Según las inscripciones asirias 800 talentos de plata. No hay aquí corrupción del texto, como alumna suponen. El relato biblico expresa el tributo en unidades israelitas; los anales asirios, en habituatas; el siclo habitónico de plata (5, 6 g.) estaba con el israelita, según la pesa del Templo, en la razón de 3 a 8. Cfr. Kalt, Bibl. Archãologie núms. 67 y 68.

\* En su campaña contra Egipto, Senaquerib conquistó las ciudades fuertes de Judã hasta Jerusalen y neampó en Laquis, ciudad de la región meridional de Judã, en el camino de Egipto, cerca de los límites de Judã (v. núm. 415). Identificanla unos con la actual Um-Lakis, otros con Tell es-Hesy finim. 9). Cfr. Döller, Studien 266 ss. Senaquerib quería a toda costa apoderarse de Jerusalén para temer cubierta la retirada. Rabsaces es nombre de empleo, título del segundo general en jefe del ejército.

Ch. Tiele, Babylonische und assyrische Geschichte. Giotha 1880 251. Ch. Tiele, Babylonische und assyrische Geschichte (Gotha 1886) 254.

Isaías y suplicarle que invocase él también al Señor, pidiéndole socorro 1. Indias le mandó esta respuesta: «Esto dice el Señor: No tienes que intimidarte; por que el Señor ha escuchado tu oración. Yo enviaré al rey de los asirios clerto espíritu 2; y oirá una nueva, y se volverá a su país, donde le haré perecer al

filo de la espada».

Entre tanto llegó a Senaquerib la noticia 3 de que Taraca 4, rey de los ellos pes, había sa'ido a campaña contra él. Inmediatamente envió a Ezequíum un mensaje escrito que contenía poco más o menos las mismas palabras que pronunciara Rabsaces, intimando la rendición. Ezequías fué de nuevo al Templa pidiendo a Pios socorro. Prometióselo el Señor por segunda vez, «Has acudido a mí a causa de Senaquerib, respondióle por boca de Isaías; ésta es la sentencia que contra él he pronunciado por segunda vez : ¿A quién has insultado, 🔻 de quién has blassemado? ¿Contra quién has levantado tu voz y has alzado tuo ojos a lo alto? ¡Contra el Santo de Israel!... No pondrá el pie en esta cludud el rey de los asirios, ni disparará contra ella saeta alguna; ni alzará broquel contra ella, ni la cercará con trincheras; por el camino que vino se volvera. Y he aquí que aquella noche s vino el Angel del Señor y mató en el campa mento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil hombres. Senaquerib se rella sin dilación con el resto del ejército a su país. Allí fué muerto por sus proplos hijos, que luego huyeron a Armenia (v. núm. 620).

Acerca de estos sucesos nos ofrece la Sagrada Escritura tres relatos concurlantes (IV Reg. 18, 12-19, 37; Is. 36 y 37; II Par. 32); tenemos también noticias asirias en las inscripciones con que Senaquerib perpetuó su memoria. rey, que subió al trono en 704, tuvo que sofocar peligrosas conjuraciones, pure a la muerte del poderoso conquistador Sargón (722-705) algunos pueblos 📭 aprestaron a sacudir el yugo de Asiria. En el notabilísimo prisma exagonal de Taylor se gloría Senaquerib del feliz éxito de sus campañas. La tercera luc a Óccidente. Aunque esta importantísima inscripción pasa por alto cuanto pur diera ceder en desprestigio de los asirios, y calla, por ejemplo, que Jerusalón no pudo ser conquistada, merece, sin embargo, especial consideración, comu paralelo de los relatos bíblicos (especialmente de IV Reg. 18, 13-16). Reflete primero la expedición contra Fenicia, cuyas ciudades, a excepción de Tiro, m sometieron a Senaquerib. Cuenta luego la campaña contra Ekron, y cómo vinu en auxilio de los sitiados un ejército egipcio-etiópico («los reyes de Munur y Melucha»); termina con la guerra contra Ezequías (Hazakiau). Los habitantes de Ekron encadenaron a su rey Padi, que era afecto a los asirios, y lo entregaron al rey Ezequías, el cual le guardó prisionero en Jerusalén. Cuando Sennque rib se dirigió contra la ciudad de Ekron, vino en auxilio de ésta un ejércitu innumerable de Musuri y Miluchi. Trabaron combate ambos ejércitos a la puerto de la ciudad de Altaqu (Eltheke, Ios. 19, 44; 21, 23), quedando victorioso Sonne querib. Conquistada Ekron, repuso Senaquerib en el trono a Padi, hacióndolo tributario. Dice después la inscripción: «De Hazakiau el judío sitié y conquisté 46 ciudades fuertes, e innumerables ciudades pequeñas. Tomé como botlo 200.150 personas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes; al Rey le encerre, comu a pájaro en jaula, en su residencia de Jerusalén». Como tributo impuesta n Ezequías, cita Senaquerib «a sus hijas, damas de la corte, músicos y músicum, además de 30 talentos de oro, 800 de plata, piedras preciosas, marfil, etc.; tulo lo cual envió Ezequías «(a Nínive, mi residencia); para tributarme vasalla)u

Cfr. 1s. 37, 2 ss.

Un espíritu de consternación, por noticias que les harán renunciar a Jerusalén y regresar a nu pula Lobna o Libna, ante cuvas murallas recibió la noticia (según Is. 37, 8 9), acaso las aculales ruinas da Beit el-Ban, unos 10 Km. al sudeste de Beit-Djibrin, se hallaba a unos 30 Km. al cunte the Laquis, en dirección a Jerusalén. Cfr. Döller, Studien 252 s.
 Cfr. núm. 576. Müller, Actiopien, en AO VI 23.

eEn aquella noche» debe entenderse de la noche en que se cumplió la profecía. No pretenda »! Profeta relatarnos el suceso según el orden cronológico y siguiendo los detalles de su desarrollo i mili Profeta relatarnos el suceso según el orden cronológico y siguiendo los detalles de su desarrollo partecipa sencillamente que el vaticinio se realizó. Es indudable que en el suceso intervino Dlon milingrosamente; pero pudo servirse de ciertas circunstancias naturales (peste, epidemia) para antiquide de poderío asirio. La cifra 185 000 se refiere a todos los alcanzados por la catástrofe; debe entende aproximadamente y en globo; y quizá se hubiese introducido en el relato en época posterior. El parallejómenos (II Par. 32, 21) no trae el número y sólo dice. «El Angel de Dlos huben el campamento a los hombres valerosos, guerreros y príncipes del rey de los asiriosos. Herodoto (4, 14 habla de una plaga de ratones que obligó al asirio a levantar el cerco, lis posible que el historiados griego aceptara la palabra ratón como símbolo de la peste (I Reg. 5 s.; núm. 404). Sea de ello lo que fuere, es sorprendente la coincidencia de las tradiciones hebrea y egipcia, según las cuales un sutessa atural extraordinario fué parte para la retirada de los asirios. Cfr. Kittel, Die Büther der Könige un sutessa con la como con la como con controlo de la concesa de la concesa de la concesa de la concesa de las tradiciones hebrea y egipcia, según las cuales un sutessa atural extraordinario fué parte para la retirada de los asirios. Cfr. Kittel, Die Büther der Könige un sutessa con la concesa de la conc

mivió a su embajador». Hasta hace poco se creyó que el relato bíblico y la limeripción asiria se referían a un mismo hecho acaecido en 701, con la sola illerencia de haber el documento asirio pasado en silencio la derrota de Senaquerib a las puertas de Jerusalén y hecho depender el tributo de Ezequías del dello glorioso de su campaña. Todavía sostienen hoy esta opinión muchos asiriblogos y exegetas de distintas tendencias . Pero algunos asiriólogos y teólogos, siguiendo a Winkler , opinan que las expediciones contra Jerusa én fueron dos, y que el pasaje bíblico, en su forma actual, reúne en uno solo, sea por abreviar, sea por el parecido intrínseco y extrínseco, dos sucesos que ocurrieron cum un interva'o de diez años. Se fundan para ello en la crítica literaria, que cive haber descubierto 4 en el lugar paralelo (IV Reg. 18; Is. 36) un «relato diplicado» (que puede versar acerca de un solo hecho, o tal vez referirse a dos diferentes); en noticias egipcias, según las cuales Taraka no subió al trono de Egipto antes del 691, y por tanto, mal pudo intervenir en la guerra de 701; y finalmente, en noticias asirias, según las cuales Senaquerib no fue asesinado luego de regresar de su campaña a Occidente, sino que todavía emprendió una serie de nuevas expediciones a Oriente y Mediodía, humilló a los babilonios, v tal vez en 690 hizo una campaña contra Arabia, terminada la cual acabó miserablemente sus días . — Mas estas hipótesis no son seguras. No está demostrado que Taraka no hubiese subido ya en 703 al trono de Egipto; en todo caso pudo haber tomado parte en la guerra contra Senaquerib; y aun prescindiendo de esto, es cierto que el rey de Etiopía — como se le llama a Taraka en la Biblia --, antes de tomar posesión de su reino, vivió largo tiempo en la corte de Faraón y tomó parte activa en la política de Egipto 6. La hipótesis de la doble expedición de Senaquerib contra Jerusalén no se ha comprobado ni con nuevos descubrimientos, ni con otras pruebas; por el contrario, cada día enquentra mayor oposición .

El año 14 de su reinado 8 enfermó de muerte Ezequías. Vino Isalas a visitarle por orden de Dios, y le dijo: «Dispón tus cosas porque vas a morir». Llenóse de espanto Ezequías; mas lleno de confianza se volvió a Dios diciendo con lágrimas ": «¡Ah, Señor! acuérdate que yo he andado delante de ti con sinceridad y rectitud de corazón, haciendo lo que es agradable a tus ojos». No sal'ó fallida su esperanza; pues apenas abandonó Isaías el palacio real, habló el Señor al Profeta y le dijo: «Vuelve y di a Ezequias: He visto tus lágrimas y oído tu oración; de aquí a tres días subirás, curado, al Templo del Señor; y alargaré 15 años tu vida».

Comunicó Isaías al Rey las palabras del Señor, y aplicó un emplasto de higos a la úlcera 10. Quiso Ezequías tener certeza de su salud y pidió una señal de que realmente había de sanar y subir a los tres días al Templo del Señor. Preguntóle Isaías: «¿Quieres que la sombra de las manecillas del reloj (solar) ude ante 10 grados o retroceda otros tantos?» Ezequías pidió esto último; y he aquí que, a la voz del Profeta, el Señor hizo aquel prodigio en el reloj de Acaz 11.

Según Kautzsch 536 y Gressmann, AOT 119 s.; cfr. también Kaulen, Assyrien und Babylonien 113 ss.; Winckler, KT 43.

Asl entre los primeros Bezold (1904) refiriéndose a Nagl, Der Zug Sanheribs (Leipzig 1902), W. Küchler, Wilke y otros; entre los segundos Nagl, Nachdavid. Königszeit 291 ss. Breine, Ezechias and Sennacherib, en BST XI 5 (1976), donde se ventila esta cuestión en todos sus aspectos.

KAT 320; cfr. Prasek, Sanheribs Feldzüge gegen Juda, en MVG VIII 4.

Desde Stade en ZAW VI (1886).

Cfr. Breine L. 2018 s. BZ V 61 v 80.

Cfr. Breme I. c. 70 ss.; BZ V 62 y 89

Alt, Israel und Aegypten 80 s.

CIr. Herzog, Die Chronologie der beiden Königsbücher 697; Sauda, Die Bücher der Könige 11 445 293 ss.; Kittel, Geschichte des Volkes Israel 11 2 554 ss.; Gressmann (Schmidt), Die Schriften des AT II, 2, 21 ss.

Vide página 529, nota 4. Porque iba a morir en la flor de la edad (tenía entonces 40 años) y acaso aun más, como se desprende de su cántico de acción de gracias, porque no dejaba hijos, y temía se extinguiese el linaje de David, del cual había de nacer el Mesías. Tres años más tarde de esto le nació Manasés (cfr. IV

<sup>18, 113; 21, 1).</sup>Usaban los antiguos de los higos para reblandecer los tumores; pero aquí, donde la enfermedad en mortal y la curación fué repentina, y el Profeta ofreció un milagro en garantía de la salud del anfermo, los higos encerraban un símbolo y alusión, de la misma manera que en las acciones simbólicas

En el reloj que había mandado hacer el incrédulo Acaz, su padre.-Para el milagro es indiferente que el reloj solar fuese cual hoy lo entendemos o una escalera de 20 peldaños por lo menos, que la

Isaías y suplicarle que invocase él también al Señor, pidiéndole socorro 🐫 Indian le mandó esta respuesta: «Esto dice el Señor: No tienes que intimidarte; por que el Señor ha escuchado tu oración. Yo enviaré al rey de los asirios clutuespíritu<sup>2</sup>; y oirá una nueva, y se volverá a su país, donde le haré perecer al filo de la espada».

Entre tanto llegó a Senaquerib la noticia 3 de que Taraca 4, rey de los etlos pes, había sa'ido a campaña contra él. Inmediatamente envió a Ezequían un mensaje escrito que contenía poco más o menos las mismas palabras que pronunciara Rabsaces, intimando la rendición. Ezequías fué de nuevo al Templo pidiendo a Pios socorro. Prometióselo el Señor por segunda vez. «Has acualida a mí a causa de Senaquerib, respondióle por boca de Isaías; ésta es la sentencia que contra él he pronunciado por segunda vez: ¿A quién has insultado, y de quién has blassemado? ¿Contra quién has levantado tu voz y has alzado mojos a lo alto? ¡Contra el Santo de Israel!... No pondrá el pie en esta cludud el rey de los asirios, ni disparará contra ella saeta alguna; ni alzará broquel contra ella, ni la cercará con trincheras; por el camino que vino se volveran-Y he aquí que aquella noche 5 vino el Angel del Señor y mató en el campa mento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil hombres. Senaquerib se retlid sin dilación con el resto del ejército a su país. Allí fué muerto por sus proplos

hijos, que luego huyeron a Armenia (v. núm. 620).

Acerca de estos sucesos nos ofrece la Sagrada Escritura tres relatos comos dantes (IV Reg. 18, 12-19, 37; Is. 36 y 37; Il Par. 32); tenemos también nullias asirias en las inscripciones con que Senaquerib perpetuó su memoria. Refe rey, que subió al trono en 704, tuvo que sofocar peligrosas conjuraciones, pue a la muerte del poderoso conquistador Sargón (722-705) algunos pueblos 📭 aprestaron a sacudir el yugo de Asiria. En el notabilísimo prisma exagonal de Taylor se gloría Senaquerib del feliz éxito de sus campañas. La tercera lur di Occidente. Aunque esta importantísima inscripción pasa por alto cuanto pur diera ceder en desprestigio de los asirios, y calla, por ejemplo, que Jerunalou no pudo ser conquistada, merece, sin embargo, especial consideración, como paralelo de los relatos bíblicos (especialmente de IV Reg. 18, 13-16). Rellett primero la expedición contra Fenicia, cuyas ciudades, a excepción de Tiro, m sometieron a Senaquerib. Cuenta luego la campaña contra Ekron, y cómo vino en auxilio de los sitiados un ejército egipcio-etiópico (dos reyes de Munur y Melucha»); termina con la guerra contra Ezequías (Hazakiau). Los habitantos de Ekron encadenaron a su rey Padi, que era afecto a los asirios, y lo entregue ron al rey Ezequías, el cual le guardó prisionero en Jerusalén. Cuando Senaque rib se dirigió contra la ciudad de Ekron, vino en auxilio de ésta un ejército innumerable de Musuri y Miluchi. Trabaron combate ambos ejércitos a la puerta de la ciudad de Altaqu (Eltheke, Ios. 19, 44; 21, 23), quedando victorioso Sons querib. Conquistada Ekron, repuso Senaquerib en el trono a Padi, hacióndole tributario. Dice después la inscripción: «De Hazakiau el judío sitié y conquisté 46 ciudades fuertes, e innumerables ciudades pequeñas. Tomé como bothi 200.150 personas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes; al Rey le encerre, como a pájaro en jaula, en su residencia de Jerusalény. Como tributo impuesto n Ezequías, cita Senaquerib «a sus hijas, damas de la corte, músicos y música», además de 30 talentos de oro, 800 de plata, piedras preciosas, marfil, etc.; tudo lo cual envió Ezequías «(a Nínive, mi residencia); para tributarme vasullajo

Cfr. Is. 37, 2 ss.

Un espíritu de consternación, por noticias que les harán renunciar a Jerusalen y regresar a nu pall Lobna o Libna, ante cuvas murallas recibió la noticia (según 1s. 37, 8 9), acaso las acutales ruinas de Beit el-Ban, unos 10 Km. al sudeste de Beit-Djibrin, se hallaba a unos 30 Km. al conte de Laquis, en dirección a Jerusalén. Cfr. Döller, Studien 252 s.

\* Cfr. núm. 570. Müller. Actiopien, en AO VI 23.

<sup>6 «</sup>En aquella noche» debe entenderse de la noche en que se cumplió la profecía. No pretende el Profeta relatarnos el suceso según el orden cronológico y siguiendo los detalles de su desarrollo; 👊 Profetta relatarnos el suceso según el orden cronológico y siguiendo los detalles de su desarrollo; me participa sencillamente que el vaticinio se realizó. Es indudable que en el suceso intervino Dlos mila grosamente; pero pudo servirse de ciertas circunstancias naturales (peste, epidemia) para antiquilar el poderío asirio. La cifra 185 000 se refiere a todos los alcanzados por la catástrofe; debe entenderes aproximadamente y en globo; y quizá se hubiese introducido en el relato en época posterior. El relato paralejómenos (11 Par. 32, 21) no trae el número y sólo dice, «El Angel de Dlos hirá en el campamento a los hombres valerosos, guerreros y príncipes del rey de los asirios». Herodoto (4, 44) habla de una plaga de ratonos que obligó al asirio a levantar el cerco. Es posible que el historiados griego aceptara la palabra ratón como símbolo de la peste (1 Reg. 5 s.; núm. 464). Sea de ello lo que fuero, es sorprendente la coincidencia de las tradiciones hebrea y egipcia, según las cuales un tatural extraordinario fué parte para la retirada de los asirios. Cír. Kittel, Die Bücher der Könige mi

envió a su embajador». Hasta hace poco se creyó que el relato bíblico y la Inscripción asiria se referían a un mismo hecho acaecido en 701, con la sola illerencia de haber el documento asirio pasado en silencio la derrota de Senaquerib a las puertas de Jerusalén y hecho depender el tributo de Ezequías del évito glorioso de su campaña. Todavía sostienen hoy esta opinión muchos asiriólogos y exegetas de distintas tendencias?. Pero algunos asiriólogos y teólonos, siguiendo a Winkler , opinan que las expediciones contra Jerusa én fueron dus, y que el pasaje bíblico, en su forma actual, reúne en uno solo, sea por abreviar, sea por el parecido intrínseco y extrínseco, dos sucesos que ocurrieron con un interva'o de diez años. Se fundan para ello en la crítica literaria, que erve haber descubierto 4 en el lugar paralelo (IV Reg. 18; Is. 36) un arelato duplicado» (que puede versar acerca de un solo hecho, o tal vez referirse a dos diferentes); en noticias egipcias, según las cuales Taraka no subió al trono de Egipto antes del 691, y por tanto, mal pudo intervenir en la guerra de 701; y finalmente, en noticias asirias, según las cuales Senaquerib no fué asesinado hiero de regresar de su campaña a Occidente, sino que todavía emprendió una serie de nuevas expediciones a Oriente y Mediodía, humilló a los babilonios, y tul vez en 600 hizo una campaña contra Arabia, terminada la cual acabó miserablemente sus días 5. — Mas estas hipótesis no son seguras. No está demostrado que Taraka no hubiese subido ya en 703 al trono de Egipto; en todo caso pudo haber tomado parte en la guerra contra Senaquerib; y aun prescindicudo de esto, es cierto que el rey de Etiopía — como se le llama a Taraka en la Biblia —, antes de tomar posesión de su reino, vivió largo tiempo en la corte de Faraón y tomó parte activa en la política de Egipto 6. La hipótesis de la doble expedición de Senaquerib contra Jerusalén no se ha comprobado ni con nuevos descubrimientos, ni con otras pruebas; por el contrario, cada día encuentra mayor oposición 7.

El año 14 de su reinado 8 enfermó de muerte Ezequías. Vino Isalas a visitarle por orden de Dios, y le dijo: «Dispón tus cosas porque vas a morir». Llenóse de espanto Ezequías; mas ileno de confianza se volvió a Dios diciendo con lágrimas 9: «¡ Ah, Señor! acuérdate que yo he andado delante de ti con sinceridad y rectitud de corazón, haciendo lo que es agradable a tus ojos». No sal'ó fallida su esperanza; pues apenas abandonó Isaías el palacio real, habló el Señor al Profeta y le dijo: «Vuelve y di a Ezequías: He visto tus lágrimas y oído tu oración; de aquí a tres días subirás, curado, al Templo del Señor; y alargaré 15 años

Comunicó Isaías al Rey las palabras del Señor, y aplicó un emplasto de higos a la úlcera 10. Quiso Ezequías tener certeza de su salud y pidió una señal de que realmente había de sanar y subir a los tres días al Templo del Señor. Preguntóle Isaías! «¿Quieres que la sombra de las manecillas del reloj (solar) ude ante 10 grados o retroceda otros tantos?» Ezequías pidió esto último; y he aquí que, a la voz del Profeta, el Señor hizo aquel prodigio en el reloj de Acaz 11.

Según Kautzsch 536 y Gressmann, AOT 119 s.; cfr. también Kaulen, Assyrien und Buhylonien 155 88.; Winckler, KT 2 43.

Así entre los primeros Bezold (1904) refiriéndose a Nagl, Der Zug Sanheribs (Leipzig 1902), Küchler, Wilke y otros; entre los segundos Nagl, Nachdavid. Königszeit 291 ss. Breme, Ezechias und Sennacherib, en BST XI 5 (1976), donde se ventila esta cuestión en todos sus aspectos.

KAT 320; cfr. Prasek, Sanheribs Feldzüge gegen Juda, en MVG VIII 4.

Desde Stade en ZAW VI (1886).

Cfr. Breme L. c. 70 ss. BZ V (19 v. 80.

Cfr. Breme 1. c. 70 ss.; BZ V 62 y 89. Alt, Israel und Aegypten 80 s.

<sup>\*\*</sup>Cfr. Herzog, Die Chronologie der beiden Königsbücher 697; Sanda, Die Bücher der Könige 11 245 293 ss.; Kittel, Geschichte des Volkes Israel 11 554 ss.; 621 ss.; Gressmann (Schmidt), Die Schriften des AT II, 2, 21 88.

Vide página 529, nota 4. Porque iba a morir en la flor de la edad (tenía entonces 40 años) y acaso aún más, como se desprende de su cántico de acción de gracias, porque no dejaba hijos, y temía se extinguiese el linaje de David, del cual había de nacer el Mesías. Tres años más tarde de esto le nació Manasés (cfr. IV

Reg. 18, 1 13; 21, 1).

10 Usaban los antiguos de los higos para reblandecer los tumores; pero aquí, donde la enfermedad era mortal y la curación fué repentina, y el Profeta ofreció un milagro en garantía de la salud del anfermo, los higos encerraban un símbolo y alusión, de la misma manera que en las acciones simbólicas

En el reloj que había mandado hacer el incrédulo Acaz, su padre.-Para el milagro es Indiferente que el reloj solar fue-e cual hoy lo entendemos o una escalera de 20 peldaños por lo menos, que la

Y el Rey sanó. En agradecimiento por tan prodigiosa curación, compuso literativos quías un hermoso cántico, que se reza en las horas canónicas !.

- «Yo dije: En el medio de mis días he de ir a las puertas del reino de los muertos; he de verme privado del resto de mis días. Dije: No veré al Senor Dios en la tierra de los vivientes 4. No veré más a hombre alguno, a los que moran en reposo . Mi vida me ha sido quitada y envuelta como tienda de par tores. Mi vida ha sido cortada como por tejedor i; cuando apenas la hubba comenzado a urdir, me la cortó (el Señor); de la mañana a la noche acabad conmigo. Esperaba hasta la mañana; mas, como león, así molió (Dios) todos mis huesos 6; de la mañana a la noche acabarás conmigo. Como polluelo de golondrina, así grito, suspiro como paloma; desfallecen mis ojos mirando a lu alto. Señor, acorreme, que padezco. ¿Qué diré, o qué me responderá El a mí, cuando El mismo lo ha hecho? Repasaré delante de ti todos mis años con amargura de mi alma. Señor, si tan (mísera) es la vida y tan (mezquino) el hálito de mi vida, castígame; empero otórgame la vida. He aquí que en la put (me hirió) mi amargura amarguisima . Mas tú has librado mi alma de que no pereciese; echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el infierno mo te glorifica, ni la muerte te alaba; no esperan tu verdad los que descienden al lago . El que vive, el que vive, ese te da alabanza, así como yo hoy; el padre anuncia a los hijos tu verdad. Señor, sálvame, y te cantaremos nuestros salmod todos los días de nuestra vida en la casa del Señor».
- 642. Olvidóse por un momento Ezequías del espíritu de humildad que su cántico revela, a tiempo que le visitaron los legados de Merodin-Baladán, rey de Babilonia, para felicitarle por su restablecimiento, o acare so para ganarle contra el rey de Asiria. Ezequías se sintió muy halagado v mostró a los embajadores todas sus provisiones y tesoros, para que 🚾 formasen elevado concepto de su riqueza y poderio. Desagradó esta vilnidad al Señor, el cual le hizo saber por medio del profeta Isaías: «III aquí que vendrán días en que todo cuanto hay en tu palacio será transpore tado a Babilonia; no quedará cosa alguna, dice el Señor; y tus mismos hijos que saldrán de ti serán llevados cautivos» 10. Ezequias se humillo y dijo: «Justa es la sentencia del Señor, pero reine al menos durante mi vida la paz y la seguridad».

El milagro de la sombra del reloj de Acaz guarda intima relación con su finalidad. Así como el sol renovó su curso desde el punto a que retrocedien,

1 18. 38, 10-20. La Iglesia reza este cártico en las II Laudes del martes y en las del Oficio de Difuntos. Cfr. la explicación de Thalhofer, Psalmen<sup>8</sup> 919. Notas críticas y exegéticas en ZKTh XI II

No podre presentarme ya más ante el Señor en su Templo.

No seré testigo de la dicha de mi pueblo.

Como un tejido comenzado y que antes de terminar lo cortan «de la urdimbre».

Dentro de poco.

indole); dicese de un dolor que desgarra las entrañas.

El es el Señor de la vida y a nadie rinde cuentas.

En pleno vigor de mi vida está inminente la muerte.

\* Los muertos no pueden darte alabanzas entre los hombres, ni tienen esperanza de volver n in

vida antes de la resurrección de la carne.

sombra de las manecillas recorría. El retroceso de la sombra sólo podía acaecer por un milagro de llomas para esto no era necesario que el sól (o la tierra en su rotación) efectuase un movimiento militario. grado, sino bastaba que se alterase la refracción de los rayos solares. Algo análogo, aunque en nome escala, sucedió en Metz el año 1703: el P. Romualdo, prior de un monasterio de aquella ciudad, y otrab personas observaron que, en virtud de una especial refracción de laz, la sombra del rella soba retrocedió hora y media. — Cfr. Schegg, Der Prophet Isaias II 279. En el caso de Ezequias lo milagross consistió en haber sucedido el fenómeno a petición del Rey, en tan gran escala y a la medida precisa de su deseo. Aquello de Eccli. 48, 20: «En sus días retrocedió el sol y prolongó la vida al reyo decir, le garantizó la prolongación de la vida), se refiere al milagro, y es una explicación popular, de acuerdo con las apariencias. Puede verse comentado a fondo este pasaje en A. Müller, NO XLVIII (1902) 257 ss. (Bibel und Gnomonik).

<sup>.</sup> O bien: Como león despedaza mis huesos (el dolor de la enfermedad, una úlcera de male

Esta profecía, humanamente entendida, era muy poco verosímil. Pues por entonces el reino lador lónico era insignificante y estaba sometido al asirio. Merodac-Baladán (Marduk-habal-iddina, que quiere decir: Marduc me dió un hijo) se había levantado por segunda vez para sacudir el yugo al la y su embajada a Ezequías tenía, sin duda, por objeto ganar al rey judío para sus planes. Pero fue derrotado en la primera campaña de Senaquerib; y aunque logró escapar y se alzó repetidas verse nunca pudo conseguir sus deseos. Cien años más tarde sacudió Babilonia el yugo de los autrios y convirtió en un imperio. Entonces se cumplió la profecía de Isaías. Cfr. Kaulen, Isayr. u. Babíl.

así habían de comenzar de nuevo los años ya transcurridos del enfermo. Pero holavía encierra este prodigio otra alusión profunda y misteriosa al objeto para el que se le prolongó la vida, a saber: la posibilidad y certeza del cumplimiento de la promesa mesiánica hecha a David. Acaz, padre incrédulo de Ezequías, no quibo pedir una senal de que no sería exterminada la casa de David, ni vana la promesa mesiánica; por lo cual le remitió el profeta a Emanuel, el hijo de una vligen 1. Su piadoso hijo Ezequías, ensermo de muerte, ve extinguirse con él la ciona de David, mas confía, suplica y acepta con regocijo la señal ofrecida, la cual representa para él la curación y para la casa de David la subsistencia y el nacimiento prodigioso del Mestas del seno de una Virgen. El prodigio está, mies, en su lugar y es digno de Dios. Por eso en el Oficio Brevisimo de la Immoulada Concepción se alude a él como a figura del maravilloso nacimiento de lesús del seno de una virgen: «Salve, ¡oh reloj! en el cual retrocedió 10 attados el sol cuando concebiste el Verbo» 2

643. Manasés (693-639) sucedió en el trono a su padre Ezequías a la edad de 12 años. Fomentó por todos los medios la idolatría, adoró a los astros («al jército del cielo» 3) a la manera asiriobabilónica, erigio altares a los ídolos en ambos atrios del Templo, colocó una estatua de Astarte 1, sacrificó a un hijo suyo a Moloc 5 y se entregó a las artes egipclas, a la nigromancia y a toda clase de abominaciones paganas. El pueblo, inducido por su rey, cometió mayores errores que los gentiles que vivieran antes en Canaán. Persiguió Manasés a los profetas, porque le reprochaban su conducta, y derramó ríos de sangre inocente hasta inundar Jerusalén 4.

El Señor le anunció por medio de un profeta, que mediría a Jerusalén con la misma cuerda que a Samaria y con la misma plomada que a la casa de Acab, y entregaría y volvería de revés la ciudad, como una tablilla de escribir o una

En una expedición que hicieron los asirios a Occidente, se llevaron a Manases cautivo a Babilonia, amarrado con cadenas . En su desgracia, oró al Señor

1 Chr. mim. 638; núm. 649. Véase en Eccli. 48, 19 ss. el elogio de Ezequías

Salve, horologium quo retrogradiatur sol in decem lineis: Verbum incarnatur.

Vide Vives, Manuale dev. Mariae Virginis, Off. Breviss. Imm. Concep.: Hymnus ad Vexpenis. (N. DEL T.) \* El sol, la luna y los planetas, a los cuales estaba consagrado entre otros el gran templo de Burshpia (Birs Nimrud); pero también los espíritus buenos y malos que los asirio-babilonios relacionaban con los astros, tributá edeles adoración supersticiosa. Cfr. Schiaparelli, Die Astronomie im AT 41 76 ss. Ufr. núms. 425, 638.

" ('fr. nums 124, 038.

\* Se cree que dió muerte al profeta Isaías (cfr. núm. 644). Cambio tan radical, después de la reforma religiosa llevada a cabo por Ezequías, se explica por la preponderancia que durante la menor edud de Manasés adquirieron los descontentos (que debieron de ser numerosos e influyentes). Pudieron haber contribuído otros factores políticos, pues la poderosa Asiria trataba por aquel tiempo de extender

nu predominio hasta Egipto.

Cfr. II Par. 33, 11. La crítica tuvo antes por tendencioso el relato de las Crónicas acerca del mello y de la penitencia de Manases, porque no encontraba testimonios extrabíblicos que lo confirmapare la pentencia de samases, porque no encontraba testinonios extrabilidos que lo cinimalement, ni acertaba a explicarse qué expedición astira pudo haber motivado aquellos hechos; tambica parecía inverosímil haber sido Manases deportado a Rabilonia (y no a Nínive) atado con scadenas y gillloso. Hoy se ha confirmado el relato bíblico, y este episodio puede aducirse como ejemplo de que ol Cronista disponia de fuentes y tradiciones seguras acerca de asuntos de que no hacen mención los Lilinos de los Reyes. Según inscripciones asirias, Manasés con otros 21 reyes del oeste, fué hecho tributado de Acadende de Acaden Istinos de los Reyes. Según inscripciones asirias, Manasés con otros 21 reyes del oeste, fué hecho tributario de Asiria en tiempo de Asarhaddón (681-669 a. Cr.); en el reinado de Asurbanipal (Sardanápalo), natere haber concertado alianza con Egipto contra Asiria, por lo que el rey asirio le llevó prisionero la libilonia, segunda capital del imperio. Asarhaddón restauró esta ciudad destruída por Senaquerib su pudre, vivió en ella y la hermoseó con edificios que más tarde terminó Nabucadonosor. La deportación de Manasés a Babilonia no es, por consiguiente, increfile, ni cabe darle otro carácter, por ejemplo que el desgraciado Rey hubiese ido a Babilonia de propio impulso para justificarse ante el gran rey de la acusación de infidefidad o vasallaje y, absuelto, regresara a Jerusalén (así Winckler, KATº 274 s.) seguramente a la desgracia de Manasés, que la Sagrada Escritura señala como castigo de su impiedad, contribuyeron erredos políticos provocados por las intrigas de Samuges (hermano de Asurbanípal), que de Babilonia incitaba a los pueblos de Asia Menor a sacudir el yugo de Asiria. Pero siendo todo esto accidental para la historiografía religiosa, no se hace mención de ello en la Sagrada Escritura; como tampoco de los documentos asirios se puede esperar noticias acerca del cambio de sentimientos religiosos de Manasés Los detalles de la deportación están muy en conformidad con las costumbres asirias (tef. la estela de Asarhaddón encontrada en Sendchirli; allí se ve al rey asirio que tiene sujetos a los rever Taraka de Etiopía y Baal de Tiro por unas anillas que les atraviesan las mandíbulas (fig 75; vide Lindl. Cerus 83). Suceso análogo al de Manasés nos ofrece la historia del faraón Necao I, el cual

Y el Rey sanó. En agradecimiento por tan prodigiosa curación, compuso Eros quías un hermoso cántico, que se reza en las horas canónicas 1.

- «Yo dije: En el medio de mis días he de ir a las puertas del reino de los muertos; he de verme privado del resto de mis días. Dije: No veré al Señor Dios en la tierra de los vivientes 2. No veré más a hombre alguno, a los que moran en reposo 3. Mi vida me ha sido quitada y envuelta como tienda de passi tores. Mi vida ha sido cortada como por tejedor i; cuando apenas la había comenzado a urdir, me la cortó (el Señor); de la mañana a la noche a acubit conmigo. Esperaba hasta la mañana; mas, como león, así molió (Dios) todos mis huesos 6; de la mañana a la noche acabarás conmigo. Como polluelo de golondrina, así grito, suspiro como paloma; desfallecen mis ojos mirando a lu alto. Señoi, acorreme, que padezco. ¿Qué diré, o qué me responderá El a mí, cuando El mismo lo ha hecho? Repasaré delante de ti todos mis años con amargura de mi alma. Señor, si tan (mísera) es la vida y tan (mezquino) el hálito de mi vida, castígame; empero otórgame la vida. He aquí que en la put (me hirió) mi amargura amarguisima. Mas tú has librado mi alma de que no pereciese; echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el infierno no te glorifica, ni la muerte te alaba; no esperan tu verdad los que descienden al lago". El que vive, el que vive, ese te da alabanza, así como yo hoy; el padre anuncia a los hijos tu verdad. Señor, sálvame, y te cantaremos nuestros salmos todos los días de nuestra vida en la casa del Señoro.
- Olvidóse por un momento Ezequias del espíritu de humildad que su cántico revela, a tiempo que le visitaron los legados de Merodos Baladán, rey de Babilonia, para felicitarle por su restablecimiento, o none so para ganarle contra el rey de Asiria. Ezequías se sintió muy halagado y mostró a los embajadores todas sus provisiones y tesoros, para que mu formasen elevado concepto de su riqueza y poderio. Desagradó esta vinidad al Señor, el cual le hizo saber por medio del profeta Isaías: «He aquí que vendrán días en que todo cuanto hay en tu palacio será transport tado a Babilonia; no quedará cosa alguna, dice el Señor; y tus mismos hijos que saldrán de ti serán llevados cautivos» 10. Ezequías se humillo y dijo: «Justa es la sentencia del Señor, pero reine al menos durante mil vida la paz y la seguridad».

El milagro de la sombra del reloj de Acaz guarda intima relación con 👊 finalidad. Así como el sol renovó su curso desde el punto a que retrocediem,

sombra de las manecillas recorria. El retroceso de la sombra sólo podía acaecer por un milagro de Dises mas para esto no era necesario que el sol (o la tierra en su rotación) efectuase un movimiento rute grado, sino bastaba que se alterase la refracción de los rayos solares. Algo análogo, aunque en nume escala, sucedió en Metz el año 1793: el P. Romualdo, prior de un monasterio de aquella ciudad, y otra personas observaron que, en virtud de una especial refracción de la luz, la sombra del relo solar retrocedió hora y media. — Cfr. Schegg, Der Prophet Isaias Il 279. En el caso de Ezequías lo milagrosconsistió en haber sucedido el fenómeno a petición del Rey, en tan gran escala y a la medida per decir, le garantizó la prolongación de la vida), se refiere al milagro, y es una explicación popular, di acuerdo con las apariencias. Puede verse comentado a fondo este pasaje en A. Müller, NO XLVIII (1902) 275 s. (Bibel und Gamaguik). (1902) 257 ss. (Bibel und Gnomonik).

1 Is. 38, 10-20. La Iglesia reza este cártico en las II Laudes del martes y en las del Oficio de Difuntos. Cfr. la explicación de Thalhofer, Psalmen<sup>6</sup> 919. Notas críticas y exegéticas en ZKTh XIII

(1918) 46 ss.

No podré presentarme ya más ante el Señor en su Templo.

No seré testigo de la dicha de mi pueblo. Como un tejido comenzado y que antes de terminar lo cortan «de la urdimbre».

El es el Señor de la vida y a nadie rinde cuentas.
 En pleno vigor de mi vida está inminente la muerte.

1 los muertos no pueden darte alabanzas entre los hombres, ni tienen esperanza de volver n 🚻 vida antes de la resurrección de la carne.

<sup>.</sup> O bien: Como león despedaza mis huesos (el dolor de la enfermedad, una úlvera de male índole); dícese de un dolor que desgarra las entrañas.

Esta profecía, humanamente entendida, era muy poco verosímil. Pues por entonces el relim biblicación era insignificante y estaba sometido al asirio. Merodac-Baladán (Marduk-habal-iddlina, quiere decir: Marduc me dió un hijo) se había levantado por segunda vez para sacudir el yugo astrina. y su embajada a Ezequías tenía, sin duda, por objeto ganar al rey judío para sus planes. Pero fue derrotado en la prinera campaña de Senaquerib; y aunque logró escapar y se alzó repetidas vessa nunca pudo conseguir sus deseos. Cien años más tarde sacudió Babilonia el yugo de los astiros y éconvirtió en un imperio. Entonces se cumplió la profecía de Isaías. Cfr. Kaulen, 1339r. u. Babíl. 344 secondarios de la constanta de la constanta de la constanta de la convirtió en un imperio.

así habían de comenzar de nuevo los años ya transcurridos del enfermo. Pero todavía encierra este prodigio otra alusión profunda y misteriosa al objeto para el que se le prolongó la vida, a saber: la posibilidad y certeza del cumplimiento de la promesa mesiánica hecha a David. Acaz, padre incrédulo de Ezequías, no unho pedir una señal de que no sería exterminada la casa de David, ni vana la promesa mesiánica; por lo cual le remitió el profeta a Emanuel, el hijo de una tingen. Su piadoso hijo Ezequías, enfermo de muerte, ve extinguirse con él la cual de David, mas confía, suplica y acepta con regocijo la señal ofrecida, la cual representa para él la curación y para la casa de David la subsistencia y el macimiento prodigioso del Mesias del seno de una Virgen. El prodigio está, mue, en su lugar y es digno de Dios. Por eso en el Oficio Brevisimo de la tinnaculada Concepción se alude a él como a figura del maravilloso nacimiento de Jesús del seno de una virgen: «Salve, ¡oh reloj! en el cual retrocedió no tipudos el sol cuando concebiste el Verbo» 2.

643. Manasés (693-639) sucedió en el trono a su padre Ezequías a la edad de 12 años. Fomentó por todos los medios la idolatria, adoró a los astros («al jército del cielo» 3) a la manera asiriobabilónica, erigió altares a los ídolos en ambos atrios del Templo, colocó una estatua de Astarte 4, sacrificó a un hijo suyo a Moloc 3 y se entregó a las artes egipchos, a la nigromancia y a toda clase de abominaciones paganas. El pueblo, inducido por su rey, cometió mayores errores que los gentiles que vivieran antes en Canaán. Persiguió Manasés a los profetas, porque le reprochaban su conducta, y derramó ríos de sangre inocente hasta inundar Jerusalén 4.

El Señor le anunció por medio de un profeta, que mediría a Jerusalén con la misma cuerda que a Samaria y con la misma plomada que a la casa de Acab, y extregaría y volvería de revés la ciudad, como una tablilla de escribir o una escudilla.

En una expedición que hicieron los asirios a Occidente, se llevaron a Manases cautivo a Babilonia, amarrado con cadenas?. En su desgracia, oró al Señor

' Cir. núm. 638; núm. 649. Véase en Eccli. 48, 19 ss. el elogio de Ezequías.

Salve, horologium quo retrogradiatur sol in decem lineis: Verbum incarnatur.

Vide Vives, Manuale dev. Mariae Virginis. Off. Breviss. Imm. Concep.: Hymnus ad Vespecus. (N. del T.)

El sol, la luna y los planetas, a los cuales estaba consagrado entre otros el gran templo de
Burslippa (Birs Nimrud); pero también los espíritus buenos y malos que los asirio-babilonios relacionaban
um los astros, tributá edoles adoración supersticiosa. Cfr. Schiaparelli, Die Istronome im AT 41-76 ss.

Cfr. núms. 405, 638.

\* Se crue que dió muerte al profeta Isaías (cfr. núm. 644). Cambio tan radical, después de la reforma religiosa llevada a cabo por Ezequias, se explica por la preponderancia que durante la menor edud de Manasés adquirieron los descontentos (que debieron de ser numerosos e influyentes). Pudieron haber contribuído otros factores políticos, pues la poderosa Asiria trataba por aquel tiempo de extender

nu predominio hasta Egipto.

f Cír. Il Par. 33, Ti. La crítica tuvo antes por tendencioso el relato de las Crónicas acerca del custigo y de la penitencia de Manasés, porque no encontraba testimonios extrabíblicos que lo confirmado, incertaba a explicarse qué expedición asiria pudo haber motivado aquellos hechos; también purecía inverosímil haber sido Manasés deportado a Babilonia (y no a Núnive) atado con acadenas y grilloso. Hoy se ha confirmado el relato bíblico, y este episodio puede aducirse como ejemplo de que ol Cronista disponía de fuentes y tradiciones seguras acerca de asuntos de que no hacen mención los lábros de los Reyes. Según inscripciones asirias, Manasés con otros 21 reyes del oeste, fué hecho tributatio de Asiria en tiempo de Asarhaddón (681-669 a. C.F.); en el reinado de Asurbanipal (Sardanápalo), narece laber concertado alianza con Egipto contra Asiria, por lo que el rey asirio le llevó prisionero a Bubilonia, segunda capital del imperio. Asarhaddón restauró esta ciudad destruída por Senaquerib su pudre, vivió en ella y la hermoscó con edificios que más tarde terminó Nabucadonosor. La deportación de Manasés a Babilonia no es, por consiguiente, increfile, ni cabe darle otro carácter, por ejemplo: que el desgraciado Rey hubiese ido a Babilonia de propio impulso para justificarse ante el gran rey de la acusación de infideiidad o vasallaje y, absuelto, regresara a Jerusalín (así Winckler, KAT¹ 274 s.). Seguramente a la desgracia de Manasés, que la Sagrada Escritura señala como castigo de su impiedad, contribuyeron enredos políticos provocados por las intrigas de Samiges (hermano de Asurbanípal), que desde Babilonia incitaba a los pueblos de Asia Menor a sacudir el yugo de Asiria. Pero siendo todo esto accidental para la historiografía religiosa, no se hace mención de ello en la Sagrada Escritura; como de Manasés Los detalles de la deportación están muy en conformidad con las costumbres asirias se puede esperar noticias acerca del cambio de sentimientos religiosos de Manasés los detalles de la deportación están muy en conform

e hizo sincera penitencia. Oyóle el Señor, y Manasés recobró la libertad y el reino. Desterró la idolatría y sirvió con fidelidad a Dios hasta el fin de sua dían

Fué enterrado en el jardín de su palacio.

Amón (639-638) siguió los malos ejemplos de su padre, mas no los buenum Al segundo año de su reinado murió víctima de una conjuración de sus mismos criados, que le asesinaron en su propio palacio. El pueblo dió muerte a los comjurados y proclamó rey a Josías, hijo de Amón. Fue enterrado Amón junto n en padre Manasés.

## El profeta Isaias

(Hacia 738-690 a Cr.)

644. Entre los profetas que nos han legado sus escritos, el muyor es Isaías; grande, tanto por la larga duración de su vida pública, como por el contenido y ámbito de sus profecías. Es también el primero de lun cuatro Profetas Mayores 1.

Según reza el título del libro, Isaías profetizó en Judá durante los reinados de Ozias, Joatam, Acaz y Ezequías; según una antigua tradición 2, murló aserrado por mandato del impio manasés, hijo y sucesor de Ezequias. Distin guese de los demás protetas por la plenitud de la divina iluminación y por la acabado de la torma literaria. Contempló en una visión al Senor sentado en un trono y rodeado de serafines; uno de ellos le purificó, consagrándole como enviado de Dios 3; recibió las más sublimes ilustraciones acerca del porvente del pueblo escogido y fué favorecido con revelaciones mesiánicas tan claras y ampilas, que san Jerónimo llega a decir que no tanto escribió un libro profetico como un Evangelio . — El lenguaje es sencillo y digno, cual conviene al origen divino y a la sublimidad del contenido, y se distingue por su maravillosa sono ridad y perfecta armonía con los asuntos que trata. Nada tan conmovedor como sus acentos terroríficos, ni tan dulce como sus palabras de consuelo y aliento. Todo cuanto la naturaleza ofrece de atrayente y de terrible discurre ante la vista como en un cuadro radiante o en un río impetuoso que causa estremecimiento.

Por eso le citan con preferencia los libros del Antiguo Testamento que 🐠 escribieron después. El Eclesiástico le llama s agrande y fiel profeta en la presencia de Dios», y advierte: «Con su gran espiritu (es decir, iluminado por Dios) vió los últimos tiempos (del Mesías) y consoló a los que lloraban en Sión; anunció las cosas venideras y ocultas hasta la eternidad (hasta el fin del mundo)». Il Par. alude en 32, 32 a un libro «de las visiones de Isaías» y Il Par. 26, 22 atribuye a este Proteta la composición de una historia de Ozías. Los profetas Jeremías, Ezequiel y Sofonías se refieren indudablemente a él en algunos pasajes y frases. Los libros del Nuevo Testamento están llenos de citas de »11 libro; en ochenta y cinco lugares se citan de pasada sesenta y un pasajes de él. La Iglesia le tributó desde antiguo especial veneración. En tiempo de Tondosio II (442) sus restos mortales fueron transportados de Paneas, lugar de su sepulcro, a Constantinopla; el 6 de julio está consagrado a su memoria 1.

Su libro ha corrido la suerte del autor; la crítica del siglo xix lo ha aserrado. Los racionalistas han combatido la autenticidad de una larga serie de pasajes; de la primera parte (cap. 1-35), niegan a Isaías los vaticinios contra Babilonia, Egipto y Tiro, el del Juicio Final y el fragmento histórico (cap. 36

<sup>(</sup>con otros reyes árabes) fué llevado a Nínive encadenado, y más tarde recibió la libertad. Cfr. Kittel, Geschichte des jud. Volkes 11º 582; Nagl, Nachdavid. Königsgeschichte 332 ss.; Kugler, Von Moses bie Paulus 281 ss. Como los escritores antiguos aludieron a una oración (apócrifa) de Manasés arrepentud.

las ediciones lativas de la Biblia la traen en apé dice.

1 Cfr. Knabenbauer, Comm. in Isalam II (París 1887); Condamin, Le livre d'Isale (París 1908) Schegg, Der Prophet Isalas (Munich 1850); Leimbach, Biol. Volksbücher 12 (Fulda 1908); Schopler, Geschichte des AT 490 ss.; Peters, Das Trostbuch Israels (Paderborn 1923). Acerca de la cronologia de este perfedo efr. núm. 577; ZKTh 1883, 150 ss.; Kaulen, Assy ien und Babylonien 246 ss.

A ella se refiere probablemente el Apóstol san Pablo (Hebr. 11, 37; cfr. núm. 643).

Cfr. 1s. 6; núm. 647.

Praef ad Isaiam. Eccli. 48, 25 ss.

TQS 1878, 477 ss. Hoy Banias, junto a la fuente principal del Jordán (cfr. núm. 133).

Baron, ad Martyrol. 6 Iul.

n), lijundo su composición en la época del destierro o después de él. La segunda mete (capítulo 40-66) creen sería compuesta por un desconocido — Deutero-Ioda — a fines del cautiverio de Babilonia, o acaso por dos — Deutero-Isaías —, en parte después del destierro; de suerte que de los 1.260 metrulos, apenas dejan 300 al verdadero Isaías.

Lata hipótesis que de tan precioso libro hace un conglomerado de fragmen-

tos de distintas épocas y procedenrina, se apoya, según contesión de his racionalistas, aexclusivamente en ha resultados de la crítica interna y m algunas pocas noticias eventuales de ottos escritos» 1, y presupone que la profecta es imposible. Ya esto preillapone en contra de la hipótesis rariminitista. Pero además seria difícil Hemostrar que las diferencias linguistitus solo se explican admittendo la potentidad de autores, y que isatas no milo usar ciertos giros. Esas diferentim se justifican plenamente por la iliversidad de asuntos (amenazas, conminos), por el estado de ammo y larga duración de la actividad del Protera (read 50 anos). La segunda parte tamhun arbio de escribirse antes de la contividad. Porque, de componerse umo antes de la intervención de Ciro on los asuntos de los cautivos, sería the ningun valor el argumento tantas virus repetido por Isaías de la supe-Hurlifiel del verdadero Dios sobre los Inlans dioses, sacado de la omniscienela que anuncia la liberación mucho antes de que sucedan los aconteciinfentos. Las aplicaciones que de sus prolectas hace en provecho de los contomporáneos, suponen (por ejemplo, 36, 9 ss.; 65, 6 ss.) un Israel anterior al de la cautividad, amenazado de castigo. No se comprende que los judíos desconociesen u olvidasen al autor de la segunda parte, punto culminante de las profecias del Antiguo Testamento, limbiéndose conservado por tradición los nombres de los profetas más insigullicantes. Ya en tiempo de Jesús, hijo de Sirac (Eccli, 48, 25 ss.), se atribuía todo el libro a Isaías; lo mismo hizo el traductor griego. Es caso unico en la historia de las profecías del Antiguo



Fig. 75. — Estela del rey Asarhaddon, descubierta en Sendchirli, 68t-668 a. Cr. Museo de Berlín (según v. Luschan).

Testamento, que un profeta, por medio de un libro, viva en un futuro lejano y se dirija a una generación que ha de venir después de un siglo. Mas, ¿quién puede demostrar la imposibilidad, o quién es capaz de poner límites a la acción del espíritu divino? <sup>2</sup>

Los exegetas católicos han sostenido contestes la unidad del libro de Isaías y la autenticidad de la segunda parte. Mas, en los dos últimos decenios, se ha loleiado una tendencia condescendiente con la crítica. La Comisión Bíblica, en decreto del 29 de junio de 1908 «acerca del carácter y autor del libro de Isaías».

Duhm Das Buch Jesaja VII (Gotinga 1902).

Cir. Kaulen-Hoberg, Einleitung 114 § 355; Schopfer, Geschichte des ATs 521 ss.

se expresa de este modo: 1. No es lícito enseñar que las profecías del Ilbro 🐠 Isaías, y de la Sagrada Escritura en general, no sean verdaderas profethe sino testimonios inventados posteriormente; o bien, que el profeta no suplese la cosas futuras por divina revelación, sino por sospecha o ingeniosa combinado de sucesos pasados. 2. La opinión de que Isaías y los demás profetas ante anunciaron cosas fáciles de conjeturar por la historia de su época o que habian de suceder poco después, no se compagina con las profecías, especialmente est las mesiánicas y escatológicas, pronunciadas con mucha anterioridad, ni con la opinión general de los santos Padres, los cuales afirman unánimes que los profetas anunciaron cosas que habían de cumplirse muchos siglos después, 1. No se puede admitir que los profetas, no sólo como predicadores de penitencias sino como anunciadores de sucesos venideros, debieran hablar siempre a oyentes, futuros y contemporáneos, en forma perfectamente inteligible; y un por esto la segunda parte del libro, en la cual el Profeta consuela, no a los judíos de su época, sino a los que gemían en el destierro, cual si vivieme un medio de ellos, no pueda tener por autor a Isaías, muerto mucho tiempo antesino deba adjudicarse a un profeta desconocido que viviese entre los cautivos 4. La prueba filológica, sacada del lenguaje y estilo, para combatir la identidad del autor del libro de Isaías, no es de tal indole que obligue a un hombre se lu y versado en la crítica y en el hebreo a reconocer la pluralidad de autores. 5, No se han aducido pruebas (razones) seguras, ni siquiera tomadas en conjunto (cumulative), para demostrar que el libro de Isaías no se deba atribuir sólo n este Profeta, sino a dos o más autores.

Divídese el libro en dos partes, separadas por un fragmento histórico (cap. 36-39), cuyo contenido se ha expuesto antes (núm. 610) La primera (cap. 1-35) comprende los discursos proféticos anteriores u la veiez de Isaías. Están reunidos ora cronológicamente, ora por materias. Les precede un prólogo que contiene en resumen las ideas principales de las profecías (cap. 1). Los discursos de los capítulos 2-5 corresponden # su primera época, en tiempo de Ozías y Joatam. El capítulo 6 cuenta la vocación del Profeta; los capítulos 7-12 contienen los discursos pronunciados en tiempo de Acaz (Libro de Emanuel). En los capítulos 13-27 au hallan diez discursos contra las naciones extranjeras con una conclusión escatológica. Los discursos de los capítulos 28-35 pertenecen a la época de Ezequías.

En el prólogo describe Isaías de una manera impresionante el engaño y obstinación del pueblo y la exterioridad de su culto, bajo el cual me imaginaba poder ocultar los mayores vicios, y exhorta a la adoración de

Dios en espíritu y verdad, único medio de evitar la ruina.

«Visión de Isaías, hijo de Amós 1, que vió sobre Judá y Jerusalén en los días de Ozías, de Joatam, de Acaz y de Ezequías \*, reves de Judá. Oíd, cielos I v tú, tierra, escucha; porque el Señor ha hablado. Hijos crié y engrandecí; mus ellos me despreciaron. Conoció el buey a su amo, y el asno el pesebre de su dueño <sup>3</sup>; mas Israel no me conoció, y mi pueblo no me entendió. ¡Ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de iniquidad, raza maligna, hijos malvados l Abandonaron al Señor, blasfemaron del Santo de Israel, volviéndole las espuldas. ¿Para qué castigaros más a vosotros que añadís pecados a pecados? Teda cabeza está enferma, y todo corazón, doliente. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no hay sanidad en él 4; sino heridas y cardenales y llagan inflamadas que no están vendadas ni se les ha aplicado medicina, ni suavizudo con bálsamo» 4.

No el profeta Amós, aunque por la época pudiera serlo; en hebreo la escritura de uno y otre nombre es muy distinta.

<sup>2</sup> Cfr. núms. 63,4 y 6,8; probablemente desde el fin del reinado de Ozías (7,38 a. Cr.) hasta el principio del de Manasés (69,3); de consiguiente, por lo menos 45 años.

Es decir, Israel es connigo más necio que el más estólido animal con su amo. El pasajo aplicó en sentido espiritual a la repulsa que recibió el Redentor ya luego de su nacimiento (cfr. Luc. 7 ss.; Loann. 1, 11); de dicho pasaje y del otro de Habacuc (3, 2), tomado de la versión griega, meno la antigua tradición cristiana de haber estado el asno y el buey junto al pesebre en que nació Josucristo. Cfr. Kaufmann, Archaelogie<sup>2</sup> 340.

Al pueblo de Dios (Judá). Así está la humanidad por el pecado y así quedó el divino Redontol en su Pasión, para expiar los pecados del mundo (cfr. Is. 53, 3 ss.).

Is. 1, 1-6.

14 Que me sirve la muchedumbre de vuestros sacrificios, dice el Senor? Me hastindo. No quiero holocaustos de carneros, ni gordura de animales ni sangre de becerros y de corderos y de machos de cabrío. — No ofrezmale sacrificios en vano; el incienso es abominación para mí. El novilunio y Il sibillo y otras fiestas no las puedo sufrir; vuestras asambleas son impías. Visatros novilunios y vuestras solemnidades los aborrece mi alma. Y cuando entire de la constraire mula vuestras oraciones, no os oiré; perque vuestras manos llenas están de Settiff (10).

allavaos, purificaos, apartad de mis ojos la malignidad de vuestros pensambutos; cesad de obrar perversamente. Aprended a hacer el bien; buscad lo viente, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, defended a la viuda. Vientel y argüidme 1, dice el Señor: si fueren vuestros pecados como la grana, romo nieve serán emblanquecidos; y si fueren rojos como el carmesí, como

Tum blanca seráno 2.

En los capitulos segundo y cuarto habla el profeta del Mesías vile su reino , volviéndose a veces al estado decaído de su pueblo; acaba el quinto capítulo con una descripción patética y conmovedora de la inmentitud de Judá, figurado en la viña ingrata 4:

at antare de mi amado (Dios), la canción de mi amigo o sobre su viña. Tuvo mi mundo una viña en un collado muy fértil. La cercó de seto, y la despedregó, y la plantó escogida, y edificó una torre en medio de ella, y construyó en ella un lagar; y esperó que diese uvas, y las dió silvestres. Pues ahora, habitadores de Jerusalén, y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más pude haber hecho a mi viña, y no lo hice? ¿Por qué esperé que llevase uvas y llevó agraces? Pues ahora os mostraré lo que voy a hacer con mi viña; le quitaré su oto, y será talada; derribaré su cerca, y será hollada. Y dejaré que se conellerin en un erial; no será podada ni cavada; y nacerán zarzas y espinas; y mundaré a las nubes, que no lluevan sobre ella lluvia. La viña del Señor de los opéreiros es la casa de Israel; y los varones de Judá, su plantel delicioso; y yo reperé rectitud, y he aquí iniquidad; y justicia, y he aquí clamores» (5, 1-7).

ulty de los que juntáis casa con casa, y añadís heredad a heredad, hasta que no quepa ya más! ¿Por ventura habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? — ¡Ay de los que os levantáis de mañana para seguir la embriaguez, y beber hasta la noche, hasta que os abrasa el vino; cítara y lira, y pandero, y flauta, y vino en vuestros convites; y no atendéis a la obra del Señor, ni consideráis las obras de sus manos! — ¡ Áy de los que arrastráis la iniquidad con las cuerdas de la mentira, y el pecado como carro del cual tiráis! 6 ¡ Áy de vosotros los que a lo malo decís bueno y a lo bueno malo; y tomáis las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas; y tenéis lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! Ay de los que sois sabios en vuestros ojos, y delante de vosotros mismos prudentes!—Por esto se encendió el furor del Señor contra su pueblo, y extendió muno sobre él, y le hirió; y se estremecieron los montes, y sus cadáveres yaren tendidos como basura en medio de las plazas 7. Con todas estas cosas no ne ha aplacado su saña, sino que aun está extendida su mano. Y alzará bandera pura servir de señal a un pueblo lejano, y le llamará con silbos desde los extremos de la tierra; y he aquí que, diligente, acudirá con ce'eridad 8. Sus saetas, agudas; y todos sus arcos, entesados. Las uñas de sus caballos, como pedernal; y sus ruedas, como ímpetu de tempestad. Su rugido, como de león; ruge como los cachorros de los leones, da bramidos y se arroja sobre la presa y la agarra fuertemente y no hay quien se la quite. Y su estruendo será en aquel día sobre

Los asirios y babilonios.

Es decir : si no os escucharen en esto, os autorizo a que os querelléis.

Is. 1, 11 13-18.

En el cual entran todos los pueblos (cfr. 1s. 2, 3 s.; Mich. 4, 1 ss.; núm. 063). lesucristo lo aplicó al endurecimiento de los judíos de su tiempo (Matth. 21, 33 ss.).

l'esucristo lo aplicó al endurecimiento de los judíos de su tiempo (Matth. 21, 33 ss.).
 Una capción que podría cantar mi amado (amigo), y me la ha sugerido.
 Vosotros que vais uncidos como bestias al yugo de vuestras pasiones.
 Cumplióse esto de una manera espantosa en el triple asedio de Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor en 606, 598 y 587 a. Cr. (cfr. núm. 675 ss.) y aún más terriblemente en la destrucción de la ciudad santa por Tito el año 70 d. Cr.; Tribulación semejante eno la hubo desde el principio del nundo hasta ahora, ni la habrá jamása, dice el mismo Redentor (Matth. 24, 21). Más de un millón de judíos pereció miserablemente en este último asedio. Cfr. Josefo, Bell. 5, 12, 5; 13, 7; 6, 8, 5; 9 3.
 Los asirlos y aballonos.

Israel como el bramido del mar; y si miramos a la tierra, he aquí tinichlas de tribulación, y lóbregas nubes que entenebrecen la luz» (5, 8 30).

A continuación describe Isaías su vocación de profeta, y min anuncia una serie de profecías acerca del divino Redentor

«En el año en que murió el rey Ozias, vi al Señor sentado sobre un mulla excelso y elevado; y las cosas que estaban debajo de el llenaban el Templo 🖣 Strafines estaban sobre él; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían su rontitu y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y daban voces el uno al viro, decían: «Santo, Santo, Santo es el Dios de los ejercitos (Yahve Zebanta) llena está toda la tierra de su gloria» 3. Y estremeciéronse los dinteles y quiche a la voz del que gritaba, y llenose la casa de humo 4. Y dije: «¡Ay de mi, que debo callarme 4, porque soy hombre de abios impuros, y habito en medio de un pueblo que tiene los labios contaminados, y he visto con mis ojos al Rey Sente de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los seratines, y en su mano una brand ardiente, que con una tenaza había tomado del altar. Y tocó mi boca y dijutadamente que esto ha tocado tus labios, y será quitada tu iniquidad, y lavado será tu pecadon . Y of la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré? ¿o quión ira por nosotros? Y dije: «Aquí estoy, enviadme» .

«Y dijo: Anda, y dirás a este pueblo: Oyendo oiréis y no lo entendoréla veréis y no conocereis. Ciega el corazón de este pueblo, y agrava sus oldon vendale los ojos; no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entletida con su corazon, y se convierta, y le sane . Y dije: «¿Hasta cuando, Senor! Y contestó: Hasta que las ciudades queden asoladas y sin habitantes, y la casas sin hombre, y la tierra desierta. Porque el Senor echará lejos a los homb bres, y será grande la asolación en la tierra. Mas quedará todavía la delina parte, que se convertirá y ofrecerá aspecto de terebinto y de encina que extlut den sus ramas; linaje santo será lo que quedare en ella» 10.

Cantaban a dos coros; los del uno pregonaban la santidad de Dios; los del otro responsibile anunciando el reconocimiento y la adoración a la misma en toda la tierra (mediante el Redentor).

Aquí y en el trisagio ven los santos Padres una alusión al misterio de la Santísima Trinidad 1s. 6, 1-8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. 7-12. Opinan algunos santos Padres haberle sido revelado al Profeta, en la visión en que fue llamado por Dios (cap. 6), el misterio de la Santísima Trinidad; cfr. el tomo 11 de nuestra obra, número 303. — El Profeta nos relata aquí su llamamiento, porque en tiempo de Acaz comenzó a inalitativa

la divinidad bajo el símbolo de la «cauda de la regia vestimenta»; antes bien, la nube tenebiona l también la luz son los cendales en que se envuelve la majestad divina (Ps. 17, 9-12; 96, 2 y 11 104, 2 y 3), o con más exactitud: símbolos de la omnipotencia y majestad inaccesibles; cfr. BZ XIV (1917) 15 ss.

<sup>\*</sup> Este humo, lo mismo que la nube que aparecía en el Tabernáculo y en otras teofanías, era «»fal de la presencia de Dios. Puesto que el humo de la visión de Isaías sube del altar, como ascendia «l incienso en el Santuario, puede también aquél considerarse como símbolo de la adoración de la divina majestad (Apoc. 5, 8; 8, 3).

Que no he anunciado o puedo anunciar como es debido la gloria de Dios entre un pueblo peradet

El hebreo se traduce así: ¡Ay de mí, que cebo morir, porque he visto al Señor! (cfr. núm. 442)

Al reconocimiento del pecado sigue la purificación.

<sup>\*</sup> Es decir: predica al pueblo con toda insistencia mis palabras; pero no esperes fruto especial! el pueblo en su totalidad se endurecerá y colmará la medida de su culpa. Mas ello no hará fracasar me designios, antes bien ha de coadyuvar a otro plan más elevado: la salud de toda la humanidad. designios, antre bien ha de coadyuvar a otro plan más elevado: la salud de toda la humanidad, incacció en tiempo de Isaías y de los profetas siguientes; así aconteció, sobre todo, en tiempo de Jesucristo y de los apóstoles (cfr. Matth. 13, 14, 15; Ioann. 12, 37 ss.; Act. 28, 25 ss.; Rom. 11, 8) La forma imperaciva del texto hebreo y latino impide interpretar el endurecimiento como permisión divide o (según el texto griego: cel corazón de este pueblo se endurecerá, no oirán con sus oídos, etc.n) como efecto de los sermones del Profeta; es designio del Schor. En este sentido alegan el pasaje el Nueva Testamnto (Marc. 4, 12; Ioann. 9, 39; 12, 39 s.), san Agustín (De Trinit. 1, 2, 31 y Trac. adv. Jun. 7, 10) e Ireneo (Adv. haer. 4, 29, 1); Zahn (Kommentar cum Matthausevangelium) demuestra con agumentos sólidos que el pasaje de Matth. 13, 14 s. es una alteración ulterior de la lectura hebrea primitiva Dios no puede querer el endurecimiento en cuanto pecado, sino en castigo por el abuso de las divisiones del hombre. culpa del hombre.

rula del nomore.

18. 6, 9-13. El texto latino de los versículos 13 y 14 procede de la versión prejeronimlana, la cual debe interpretarse y corregirse según el texto hebreo (y griego). En éstos se lee: «Porque el Seño deportará a los hombres, y grande será la soledad en el país. Y si quedare allí la décima parte, también la externinará como el terebinto y el encino; en los cuales, cuando son cortados (según otros: cuando echan sus yemas), queda una raíz [así también a ellos les quedará una semilla santa]». Las palabras que ponemos entre corchetes faltan en la versión griega; por lo que los modernos las tienen por glosso. La idea de un sagrado residuo que se salvará del castigo es otra nota característica de la profecía d

MAN. Este es el único pasaje de la Sagrada Escritura en que se nombran horalines. El nombre se deriva sin duda de la palabra seraph, «arder»; pero 📓 miscepto que encierra, no tanto hay que buscarlo en la etimología, como en a descripción que Isaías nos hace de su figura (simbólica) y actividad de estos Thes Los scrafines asisten al trono de Dios, como sus más próximos y condontes ministros 1. Las alas simbo'izan la presteza y rapidez con que ejecutan be didenes del Señor. Cubren cabeza y pies (toda la figura) en señal de proundo crapeto a la divina majestad<sup>2</sup>. Las dos alas extendidas significan pronti-und de ámimo para ir a donde Dios tenga a bien enviarlos. Cantan las divinas de Dios reconociéndole por el único infinitamento milii (es decir, e'evado sobre todo lo humano, absolutamente perfecto, incommodule); mediante un acto simbólico, purifican y consagran (en la visión) Infine para el ministerio profético. Son, por tanto, seres racionales de categoma apperior, representados en forma humana. Ese nombre (encendidos, mas no indicates) le tienen de su relación con la santidad divina, a la cual el hombre in puede acercarse y de la cual es imagen el fuego devorador (cfr. núm. 241).

In pregeneros y custodios de la santidad divina, la cual, como el fuego
timundo del a'tar), quema las impurezas y devora a los pecadores; se asemejan
tunto a los querubines (núm. 74), pero les están subordinados en jerarquía y
timulones; y se distinguen de los ángeles que son mensajeros de Dios.

La visión que describe Isaías está intimamente relacionada con el objeto de his revelaciones subsiguientes. La majestad divina quiere manifestar el porventi del pueblo escogido, su castigo, redención y destino entre los gentiles. Isaías out de mensajero; mas, para tan elevada misión, debe ser puro, estar inflamodo en amor divino como los serafines, y pronto, como ellos, a ir donde Dios le envie. El fuego del amor que le purifica es tomado del altar, donde se hace la reconciliación mediante el sacrificio. En aquel trisagio que oyera, se le mustró el objeto de las revelaciones divinas: la propagación de la gloria de Thos: El se mostrará a Israel como el Santo y a los pueblos en los castigos r ma aun en el objeto de ellos, que no es otro sino preparar a Israel y a los purblus para la redención. Así se indica también que la Revelación está desti-

mula a todos los pueblos.

11411. En el capítulo 7 comienzan las hermosas profecías de la encarmotion del Hijo de Dics, terminando (en el cap. 12) con un himno de menon de gracias. Ocasión de ellas fueron el proyecto concebido por los myen de Samaria y Siria de acabar con la casa de David, sentando en el trono de Jerusalén a un extranjero, y la obstinación de Acaz en poner su rimllanza en los hombres, impotentes para desbaratar los planes divinos, despreciando el auxil o de Dios, que estaba dispuesto a socorrer a Judá por causa del Mesías prometido.

n'Aconteció en los días de Acaz, hijo de Joatam, hijo de Ozías, rey de Judé. que mulió Rasín, rey de Siria y Facee, hijo de Romelías, rey de Israel, a ferusalen, para pelear contra ella; y no la pudieron conquistar. Y como anun-

soundon en las escultulas astrio babilónicas. Nada de común tienen los serafines bíblicos con Nergal, articha, dios babilónico del fuego; menos todavía con ciertas figuras de reputes, que a los racionato las los antojo haber descubierto en 18, 14, 29; 30, 4 y Num. 21, 6 ss. (cfr. 1V Reg. 18, 4). No faltan putentes haberan explicación y parecido en los grifos egipcios, se ef, que hallamos en los monumentos aputentes. Lodas estas comparaciones no sólo carecen en absoluto de base, sino repugnan abiertamente a la descripción del Profeta.

Interes y regulamente no fué extraña a la visión de su llamamiento (cfr. 1, 27; 7, 3; 10, 19 ss.). El entido es: Por el endurecimiento de sus habitantes el país será devastado y el pueblo irá al cautiverio; la que no pereciere en otra devastación o entre los gentiles, irá creciendo ha ta formar un pueblo de litos que participará de la salud mesiárica. Y a la verdad, una parte del pueblo volvió de la cautividad habitonio y cieyó en el Mesías. Pero contra este giupo y contra la predicación de los apóstoles se antire del pueblo judío en masa (cfr. hlatth. 13, 14; loann. 12, 40; Act. 28, 26); por lo que fué desenhado y de parramado por todo el mundo (Osce 3, 4; núm. 613). Mas al fin de los tiempos se constitua a su Redentor (cfr. Rom. 11, 5 8 25 s. Zach. 12, 10)

\*\*Cfr. KI.. XI 177 s. Las figuras descritas por el Profeta en nada se asemcjan a los genios representados en las esculturas asirio babilónicas. Nada de común tienen los serafines bíblicos con Nergal, monto dios babilónico del fuego; menos todavía con ciertas figuras de reputes, que a los racuonan ras

<sup>\*</sup> Koud. 3, 6. Ezech. 1, 23.

\* De las breves palabras del Profeta no se puede formar idea clara del enlace y sucesión de los automo que artiba (num. 638) hemos compendiado, entre acárdolos de IV Reg. 16, 1 ss.; en particular, puede puede de la puede de la gran derrota de Acaz, descrita en último lugar por el Profeta, había ya autoellibo e estaba por acaceer. — La crítica ha estudiado estos capítulos con particular empeño, tratando estas capítulos con particular empeño estando de los estas capítulos con particular empeño, tratando estas capítulos con particular empeño estando estas capítulos con particular empeños estas capítulos estas capítulos con particular empeños estas capítulos estas capítulos estas capítulos con particular empeños estas capítulos estas de probar que no proceden de Isaías, sino de una mano extraña que reunió sentencias y narraciones de la vida del Profeta (Lagarde, Guthe, Giesebrecht, Cheyne, Wilke). Mas de aquí nada se deduce contra

ciasen a la casa de David: «Se ha confederado Siria con Efraim», se aglió en corazón y el corazón de su pueblo, como se agitan los árboles de las selvan por el viento. Y dijo el Señor a Isaías: Sal al encuentro de Acaz, tú y tu hiju Schear-Yasub 1, al extremo del acueducto de la piscina de arriba, en el cambu del campo del batanero 2, y le dirás: Estate quedo y no temas; ni se acobando tu corazón a la vista de esos dos cabos de tizones que humean en furiosa ima Rasín rey de Siria y Facee, hijo de Romelías; porque se hayan coligado para e mal contra ti Siria y Efraim, diciendo: Subamos contra Judá, y despertemento y arranquémosle para nosotros, y pongamos rey en medio de él al hijo de Tabeel 4. Esto dice el Señor Dios: No será así, ni llegará a suceder; antes bles Damasco es (v será) capital de Siria, y Rasín jefe de Damasco; y de aquí 🖡 sesenta y cinco años Efraim dejará de ser pueblo ; y Samaria es capital de Efraim y el hijo de Romelías, jefe de Samaria : si no lo creyereis, no per maneceréis» 6

«Y habló de nuevo el Señor a Acaz por medio del profeta, diciendo: Phili para ti una schal del Señor tu Dios, sea del profundo del infierno, sea de arriba en lo alto . Y rspondió Acaz: No lo pediré y no tentaré al Señor. Dijo enton ces Isaías: Oíd, pues, casa de David: Por ventura os parece poco el ser molec. tos a los hombres, sino que también lo sois a mi Dios? A Por eso , el mante Señor os dará una señal: He aquí que una virgen 10 concebirá 11 y parira un hijo y será llamado su nombre Emanuel 12. Manteca y miel comerá 15, hasta 16

la credibilidad del contenido, pues bien pudieron otros relatar autenticamente lo que de Isafas so como la por tradición. El mismo Duhm considera incresblemente torpes a los críticos que se empeñan en han del capítulo 7 la obra de un miserable charlatán; con ello no consiguen sino poner a prueba aquante de los lectores. Cree, además, que es una verdadera desgracia para la crítica tener perembuste un fragmento donde se pinta con geniales rasgos el nacimiento de la fe. El mismo crítico tener por auténtico el fondo y sospecha que acaso estos capítulos estuvieran primitivamente en otro contesto quizá hubiesen sido resumidos por la mano que reunió las distintas partes de la obra.

Este simbólico nombre (que quiere decir: volverá el residuo; cfr. 1s. 10, 19 ss.) daba fondo

este simonto montre (que quiere decir: voivera el residuo; cir. 1s. 1o, 19 ss.) daba have corpórea a un vaticinio anterior del Profeta y representaba al Rey que, de persistir el pueblo da Une en la incredulidad y en el pecado, iría a la cautividad para convertirse allí al Señor, y volve en la incredulidad el divino decreto. 1s. 6, 13; 10, 21); — era un aviso al Rey para que no confirmamento incredulidad el divino decreto. 1odo inútil. No queriendo Acaz ofr al Señor, buscó la allama los asirios, con lo cual enseñó a éstos el camino de Judá y dió el primer paso para la deportation

Adonde probablemente iba Acaz a inspeccionar las obras de fortificación que se llevaban a valet por aquella parte, la única por donde podra ser atacada Jerusalén y ver la manera de impedir al migo el acceso al único canal de agua de la ciudad (piscina Mamilla).

Conffa en Dios, los temidos enemigos están prestos, no tienes por qué temer su fuerza, a la sussenti pueden molestarte como brasas medio carborizadas.

4 Un príncipe sirio (arameo) que nos es desconocido; probablemente el mismo que se mencluna qua inscripción asiria del palacio de Teglatfalasar IV. Cfr. Kaulen, Assyrien, etc., 236. En senio de los modernos se trata de Rasín.

a Este dato cronológico aclaratorio parece interrumpir el contexto, y los modernos lo tlenen glosa (que pudiera ser muy antigua); pero no es inverosímil, aunque sí inusitado, que la (cfr. 1s. 38, 5). Si es fundada la sospecha de haber sido el dato primitivo (6 y 5», y no 6s (Heise Chronologic der beiden Kônigsbücher 49), resulta el año 722 (fecha de la conquista de Samarla), y aparece la dificultad. De otra suerte el Profeta aludiría aquí a la estinción de Efraim y a la nasiria que por orden de Asarhaddón se estableció en Samaria, lo cual aconteció por la época en Manasés fué deportado a Asiria, el año 22 de su reinado, a los 65 años de la profecía, el 696 a la state de Criterio.

intes de Cristo. Is. 7, 1-9; no permaneceréis en el país, es decir, iréis a la cautividad.

\* Es decir, en la tierra y en el cielo. Según otros: «en la profundidad mayor y en la mayor de la mayo

cións, es decir, tan grande e inaudito como quieras, para confirmación de mi promesa.

\* Despreciando las palabras de los profetas, que en balde se cansaron predicándoos. ¿Un despreciado por vosotros el mismo Dios, el cual quiere hablaros directamente mediante un despreciado.

Porque tu, nipócritamente, no cuieres elegir una señal, para seguir sin trabas tu política human por eso os la dará el mismo Señor, para desenmascarar vuestra hipocresía; una señal que pueblo es y será prenda de salvación, pero que anuncia el castigo a tu incredulidad y a la de tu

10 La palabra hebrea almah, de alam, estar maduro, significa virgen adolescente, doncella, III veces se nec en la pagrada exertiura y siempre significa avirgeno; aun en Prov. 30, 10 y Cant. 10, 8, cabe tomarla en esta acepción. La versión griega tradujo párthenos, que corresponde a la natica arigo y a la alemana Jungtrau. En el siglo 11 d. Cr. Aquillas, judio renegado, tradujo doncella o mujer joven. Por su significado y por el contexto encierra esta palabra el mistarlo de miento de madre virgen; aunque el sentido cabal de la expresión sólo pudo conocerse completamentos del cumplimiento en el Nuevo Testamento. veces se lee en la Sagrada Escritura y siempre significa evirgen»; aun en Prov. 30, 19 y Cant.

Es defre sera lo dio discontrato en el Nuevo Lestamento. Es decir, sera lo que dice el nombre: El Señor con nosotros.

- Emanuel comerá como los pobres (cfr. versículo 22).
- 14 El texto latino dice : ut sciat, para que sepa, etc ; pero es más exacta la lectura hebrea i idada. quen, pues el alimentarse de leche y miel no puede ser causa y consecuencia de que Emanuel aprende discrinir lo bueno de lo malo. La frase indica un lapso de tiempo, durante el cual ha de duras pobreza (que Israel y Siria han de acarrear al país). En la señal profética (como en otras prodesif va mezclado el presente con el futuro mesiánico; de suerte que Isaías contempla ya efectuada la min

nue sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa de a har lo malo y escoger lo bueno, será asolado el país de los dos reyes que

n intunden payors 1.

attero también hará venir el Señor sobre ti y sobre tu pueblo, y sobre la ma de la padre, por medio del rey de los asirios, días cuales no fueron desde lus dias en que Efraim se separó de Judá. Y acaecerá, que en aquel día el Señor data un silbido a las moscas del brazo más remoto del Nilo de Egipto y a las aluja que están en la tierra de Asur; y vendrán, y reposarán todas en los torrentes de los valles, y en las cavernas de las peñas, y en todos los matorrales, r en todos los resquicios<sup>2</sup>. En aquel día el Señor con navaja alquilada por ti mismo, de los que están de la otra parte del Eufrates, por el rey de los asirios, meta las cabezas, el vello de los pies y todas las barbas 4. Todo lugar en donde mil vules valían mil monedas de plata, se cubrirá de espinas y zarzas. Con que las y con arco entrarán allá; porque zarzas y espinas cubrirán toda la tierra. tudos los montes que con escardillo se cultivaban, donde no crecían espinas ul auzas, serán pasto de bueyes, y pisados por los ganados». En el número 1178 se ha expuesto el cumplimiento de la amenaza,

Esta significativa profecía encierra una consoladora seguridad para il pueblo y una seria amenaza para Acaz. El consuelo está en la promesa de que los reyes de Israel y Siria no lograrán dominar al país de Judá. Será esto tan rlorto, como la señal de Emanuel; y sucederá muy pronto, dentro de un corto equelo de tiempo, como el que media entre el nacimiento de Emanuel y el despertine de su inteligencia (unos tres años). Mas, entre tanto, Judá será devasluda ; la tierra de cultivo se convertirá en campo de pasto de bueyes y en lugar donde se den cita las abejas silvestres; y el pueblo se contentará con alimento de los habitantes de la estepa : leche y miel. La amenaza consiste en que Asiria, n la cual Acaz, desconfiando de Dios, acudió en demanda de socorro, devastará n Indá; pero por Emanuel será preservado este reino de la ruina completa.

Los evangelistas 5, los santos Padres 6 y toda la tradición cristiana está de ntuerdo acerca de quién sea este Emanuel y su madre, la virgen. En el momento on que los hombres trataban de desbaratar los planes divinos, recuerda Isaías a Annz la promesa mesiánica hecha a su padre David, la cual debería ser para el rey motivo de confianza inquebrantable en el Señor, como lo es para la Iglesia

la promesa hecha a san Pedro (Math. 16, 18).

Del contexto de los capítulos 7-12 resulta claro que Emanuel no puede ser alno el prometido vástago de la casa de David: el Mesías. Nadie pone en duda ijuo i, 67 y 11, 1-5 (v. más abajo el texto del pasaje) se refieran al Mesías y a ou relnado venturoso: cuando aparezca el Mesías, cesará la dominación extranlera, y comenzará una época de paz y de justicia. Cosa análoga se dice de lamanuel en 8, 8 ss. Judá es su patria: «Sus escuadrones desplegados (de los astros) cubrirán tu patria, oh Emanuel». Pero él será la roca en que se estrelle of Impetu de los enemigos. Por eso exclama el Profeta con aire de triunfo:

repelón de Emanuel (según el texto hebreo) y ve al infante padecer necesidad. Cfr. 9, 6, donde Isaías le subuda ya nacido.

7, 10-16. Los países, ante cuyos reyes se espanta Acaz, sólo pueden ser Siria e Israel. Según el montento, la desolación ha de alcanzar a Judá; sus habitantes se verán constreñidos (versículo 22) a inflimentarse de manteca y miel, manjares de pobres. La dificultad queda eliminada sin recurrir a alte-tar lines del texto, si se traduce el hebreo así: el país, ante cuyos dos reyes temes.

Imagen para significar un trato afrentoso (cfr. num. 517).

be de los discípulos de los apóstoles y desde los santos Padres más antiguos. Cir. san Ignacio, ad. Ephe. c. 7 18 19; san Justino, Diel. en Migne, P. gr., VI. núms. 144, 105; san Ireneo, Adz. beer. 4, 33, 11, etc. Véanse los comentarios, especialmente Reinke, Die Weissagung von der Jungfran

und Samuel (Giessen 1848).

Moscas y abejas silvestres (o avispas) son imágenes muy acertadas para pintar la multitud y puento de los enemigos. También son adecuadas estas imágenes, por cuanto las moscas son numero-as por molestas que dañinas y nacen en las aguas empantanadas del Nilo; las abejas, más nocivas por plenduras, representan a los belicosos asirios, en cuyo accidentado país estaba muy desarrollada la apleultura. Ambos imperios, Egipto y Asiria, tenfan por teatro de sus guerras la tierra de Israel y luda, que se hallaba entre ambos. Concertar alianza con uno de ellos era llamarlos a ambos.

Plandor, retozan las fieras y los rebaños.

Hublando san Mateo (1, 22 s.) de la concepción de Jesucristo por obra del Espíritu Santo, dice applicitamente: «Todo esto se hizo en cumplimiento de lo que pronunció el Señor por el Profeta que dice ambed que una virgen concebirá y parirá un hijo, etc.». Pero en san Lucas (1, 31 s.) el ángel tabilel une las profecías mesiánicas de Isaías (7, 14 y 9, 6 s.) con las palabras: estábete que has de uncebir en tu seno y parirás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y se llamará del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob, y un relino to tendrá fim.

«Congregaos, pueblos, y seréis vencidos; y vosotras, regiones remotas, old armaos de valor, y seréis vencidas; formaos en orden, y seréis dominadas haced planes, y serán desbaratados; dad órdenes, y no se ejecutarán, porqui Dios está con nosotros <sup>1</sup>. No cabe decir todo esto de un niño cualquiera, al — como reconoce el mismo Marti <sup>2</sup> — sólo del Mesías. Mas, como ese nombraparece sólo dos veces en el Antiguo Testamento (Is. 7, 14 y 8, 8), en don cualquiera sucesivos e intimamente enlazados, necesariamente el Emanuel del care tulo 7 es idéntico al del capítulo 8. Só o así se explica la señal que se di 7, 14, más prodigiosa que las ofrecidas antes a Acaz.

Si Emanuel es el Mesías, la madre de Emanuel no puede ser una mule cualquiera o una persona indeterminada. Se le llama la virgen 3 (es deelt, elegida en el plan de Dios y adornada conforme a su destino, presente al ca ritu del Profeta), y sólo en cuanto madre virgen es, con su hijo, la senal prodigiosa contrapuesta a la que Acaz había despreciado. Es la misma que anundo Miqueas, la madre que hubía de parir en Belén al dominador de Israel, municipal de la companya d drado desde el principio, desde los dias de la eternidad, hasta cuyo nacimiento el Señor ha de abandonar a su pueblo 4. Es la mujer (prodigiosa) a quien como a estrella de esperanza alude Jeremías en la ruina del pueblo escogido: « [1] nor hará una cosa nueva (un prodigio inaudito): la mujer rodeará al vando y con éste vendrá la bendición de la justicia y santidad . Es la madre virgini del Redentor anunciada en el Paraíso , cuya maravillosa maternidad es atriguada suficientemente en el Antiguo Testamento, por cuanto nunca se habite de padre humano del Mesías, y es significada en muchas figuras (símbolos)

Rechazan esta interpretación mesiánica los judíos de la era cristiana actualmente casi todos los exegetas protestantes 8. En Emanuel ven a un nine ordinario, a lo sumo a un hijo del rey Acaz o del profeta Isaías; en su midre a una mujer como otra cualquiera. Según ellos, este pasaje quiere decir: una mujer que ahora está encinta, pondrá a su hijo por nombre Emanuel, en docto «Dios con nosotros»; porque, antes de que nazca el niño, ha de ocurrir un caubio favorable en el reino oprimido. Mas esta interpretación no está en armunia ni con el contexto ni con la importancia de la señal anunciada. El contexto exim una señal de gran trascendencia. Viene Isaías a entrevistarse con Acaz, porque el reino de Judá se encuentra en un momento crítico, del cual depende su por venir en los siglos venideros. La mirada penetrante e inspirada del Profetti we en la alianza que el Rey proyecta el primer anillo de una cadena de guerra vejaciones y dominaciones extranjeras. Por eso ofrece a Acaz de parte de Dim una señal milagrosa para disuadirle de su propósito y responderle de la protes ción del Señor. Y negándose Acaz a pedirla, se la da el mismo Dios; de dondo es evidente que la señal debía ser proporcionada a la gravedad de las circuna tancias y adecuada para afianzar en la esperanza a las personas de recto curto zón; debía ser por lo menos tan maravillosa como un milagro en el orden natural. El nacimiento de un niño cualquiera y la imposición de nombre, nue tratándose del hijo del Rey o del Profeta, es un fenómeno corriente que nu está a la altura de lo que pide el contexto. «Una señal de esa índole hublera sido remate desastroso de un principio magnífico de capítulo» 9. Só o una me lemne a'usión al nacimiento del Mesías podía ser garantía suficiente de que habían de fracasar las maquinaciones contra la casa de David.

En el capítulo 9 contempla el Profeta el nacimiento del Mesías, anunciado en el capítulo 7: «En tiempos pasados fué duramente oprimida la tierra de Zaluje

<sup>8, 9</sup> to. En hebreo: «porque Emanuel», es decir, porque Dios con nosotros.

a «Sólo cuando se comprende a Emanuel como a Mesías, puede Judá o Palestina llamaras su publicado de la comprende a Emanuel como a Mesías, puede Judá o Palestina llamaras su publicado de la comprende de la compr (Das Buch Jesaja 84).

FI artículo determinado tiene en este pasaje un misterio. Por eso concede el asiriólogo lerrolle (ATAO 594 ss.) que Isaías alude aquí a la «Virgen celestial en el sentido de la expectación del Redenis». expectación que ejerce manifiesta influencia en todo el Oriente y tiene hondas raíces en Israel mental los profetas». Cfr. Steinmann, Die Jungfrauengeburt und die vergleichende Religionsgeschichte (va. derborn 1917).

Mich. 5, 2 3.

lerem. 31, 22 23. Cfr. num. 72

<sup>\*</sup> Eva (núm. 72), la zarza ardiente (núm. 241), la vara de Aarón (núm. 368), el vellocino de (núm. 437), la tenue nubecilla del Carmelo (núm. 586), etc. Acerca de la Madre del Mesías cfr. Zabable Die bibl. Frauen 383; Schäfer, Die Gottes Mutter in der Heiligen Schrift<sup>2</sup> 101 ss.

\*\*Honrosa excepción es Orelli, Der Prophet Jesaja<sup>3</sup> (1904), y con cierta restricción también Rittel.

Geschichte des Volkes Is ael II<sup>2</sup> 531 s.

Bredenkamp (Der Prophet Jesaja), comentario a Is. 7, 14.

In y la tierra de Nestalí; y en los últimos tiempos será glorificado el camino del mar, allende el Jordán, en Galilea de los genti'es. El pueblo, que andaba en thileblas, vió una grande luz; a los que moraban en la región de la sombra de la nuerte les nació la luz... porque nos ha nacido un niño, un hijo se ha haba a nosotros, y el princibado ha sido puesto sobre sus hombros; y será thamado su nombre: el Admirable, el Consejero, Dios, el Fuerte, el Padre de la paz. Se extenderá su imberio, y la paz a tendrá sin: se sentará sobre el solio de David y sobre su reino para afiantallo y consolidarlo en justicia y equidad, desde ahora y para siempre; el celo del Nenor de los ejércitos hará eston.

Un los últimos tiempos (en la época mesiánica) acontecerá un cambio prodien vez de tinieblas, una gran luz; en vez de opresión, gloriosa victoria; aleguía en vez de tristeza. El motivo de cambio tan feliz será el nacimiento de un niño, saludado ya por el Profeta: el Mesías. Brillará su luz en el país de las tellura de Zabulón v Neftalí, en la región contigua al lago de Genesaret, inundada de paganos (Nazaret estaba en la tribu de Zabulón, Cafarnaum en Neftalí). Deslpuase a este niño como príncipe (lleva sobre sus espaldas el «principado», his atributos externos) e hiio de la casa de David (v. 7). Los diversos nombres nue se le dan son una explicación de lo que en compendio dice el nombre de financel: ha de ser todo lo que esos hombres expresan; no basta uno solo para replicar todo lo que para su pueblo y para el mundo entero ha de ser el futuro dominador que ocupará el trono de David. Los comentadores del texto hebreo his norman en cuatro palabras dobles, cada una de las cuales encierra una nuclón: Consejero admirable, Héroe divino, Padre eterno. Príncipe de la paz. l'a estos cuatro nombres ven los racionalistas las cualidades esenciales de un principe (sabiduría y fortaleza) y el espíritu y carácter de su gobierno (bondad internal v paz). Pero, agrúpense los nombres como se quiera, esta interpretaitón es insuficiente e inadmisible. San Jerónimo rechaza la agrupación en cuatro palabras dobles, distribuvendo los nombres de Emanuel en seis, cuva interpretailón es como sigue: 1. Admirable (en hebreo, prodigio: palabra que se aplica a lan acciones portentosas de la omnipotencia divina, Is. 25, 1), designa a Emamiel (v. Iudic. 13, 8) como el prodigio (señal, 7, 14) por excelencia, cifra de todas las maravillas de Dios. 2. Consejero es algo más que el que posee las virtudes de un gobernante, porque consejo, inteligencia y sabiduría en Dios min v de Dios proceden (Is. 22, 29; Prov. 1, 30; 8, 14); v el espíritu de conmelo, que según 11, 2 ha de descansar sobre el retoño de la raíz de lesé, es un atributo divino; en él están todos los tesoros de la ciencia y sabiduría de Dios (Col. 2, 3). 3 y 4. Deus fortis, Dios fuerte, según 10, 21, debe indudablemente entenderse como una noción, como un nombre divino característico, sin atenuación ninguna (cfr. Mich. 5, I ss.; Ps. 44, 7, 8), puesto que en 10, 21 es paralelo de «Santo de Israel». 5. Padre del siglo venidero, en hebreo «padre de la nternidado, padre por toda la eternidad, es decir, príncipe que regirá por toda la oternidad como padre (como Dios, no como tirano a semejanza de los reyes gentiles). 6. Príncipe de la paz, príncipe que trae la paz y la conserva (cfr. Mich. 1, 5; Zach. 9, 10; Ephes. 2, 14). No cabe duda, pues, que en este pasaje se air buyen al Mesías atributos y nombres sobrehumanos, exclusivos de Dios.— Así como el v. 6 resume todo lo que toca a la persona y dignidad del Mesías, el v. 7 reúne como en un foco todas las señales dispersas que atañen a su dominio: aumento constante, paz, derecho y justicia, duración perpetua, son los distintivos y las columnas del reinado del hijo de David (Luc. 1, 34). El cumulluiento está garantizado por el celo del Señor de los ejércitos, es decir, por el muor de Yahve a su pueblo; amor que será fuego devorador para sus contra-

dictores (cfr. Is. 37, 32; Ezech. 36, 5; Soph. 1, 12) 1.

Después de esta hermosa pintura del Mesías, vuelve el Profeta sus ojos a la triste situación del pueblo y a los aciagos días que pronto le aguardan (9, 8-10, 34); contempla la corrupción de Israel y Judá y el castigo que a ambos amena
Mas torna luego su mirada a la estrella de esperanza, al niño redentor: «Y

De la versión latina antigua pasó a la Liturgia el nombre: «ángel del Gran Consejo» (III Missa in Nativ. Dom.; Litaniae de sant. Nomine Iesu). Se funda en el texto griego, el cual por una confusión, o como supone san Jerónimo, no atreviéndose a decir de un hijo de David que hubiese de llamarse Dios, trasladó de esa manera los tres primeros nombres y se apartó del texto hebreo en los tres siguientes. Otras versiones antiguas traen bien los nombres.

saldrá una vara 1 de la raíz de Jesé, y de su raíz subirá una flor . Y sobre el reposará el espíritu del Señor; espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu ritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y le llenará el espíritu del temor del Señor» 3. El restituirá muchísimo más hermoseado el Paraíso perdido en su reino de paz y justicia, donde no entrará la enfermedad ni la muerte 1.-Porque llena está la tierra del conocimiento de Dios, como do agua los abismos del mar. En aquel día los gentiles adorarán al vástago do Jesé, que está puesto como señal para los pueblos, y su sepulero será glorioso ". Ve luego Isaías en espíritu cómo el reino del Mesias va dilatándose por todas las naciones, y cómo de todos los confines de la tierra se van reuniendo los restos de Israel ..

Termina esta grandiosa profecía con un himno, que el pueblo redimido repetirá un día: «Y tử (Israel) dirás en aquel día: Te daré alabanza, Señor: porque te enojaste conmigo; pero se alejó tu furor y me has consolado. He aquí que Dios es mi Salvador, viviré conhado y no temeré; porque mi fortaleza y mi gloria es el Señor, y ha sido hecho salud para mí. Sacaréis agua con gozo do las fuentes del Salvador, y diréis en aquel día: Alabad al Señor, e invocad su nombre; anunciad a los pueblos sus designios; acordaos que su nombre es excelso. Cantad al Señor, porque ha hecho cosas grandes; divulgad esto por toda la tierra. Salta de gozo y entona himnos de alabanza, morada de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israelo 7.

651. Los discursos de los capítulos 13-27 contra (diez) pueblos extranjeros desarrollan la idea antes (pág. 542) expuesta (Is. 8, 9-10). La conminación a cada una de las naciones gentiles enemigas del reino de Dios se convierte en amenaza contra los imperios paganos en general. Por eso el Profeta une a las amenazas (onus, carga) contra Babel, Asur, Filistea, Moab, Damasco (Israel), Etiopia, Egipto, Idumea, Arabia, Tiro, una descripción grandiosa del Juicio Final, con el que ha de venir el triunfo del reino de Dios. Inspirado por Dios, predice luego la ruina de Juda por mano de los babilonios, la del imperio babilónico por mano de los medos y persas , el regreso de la cautividad y la grandeza del pueblo de Dios en el reino mesiánico 10.

«He aquí que yo levantaré contra ellos a los medos, que no buscarán la plata, ni codiciarán el oro; sino que matarán a sus pequeñuelos con saetas, y no tendrán compasión de las mujeres embarazadas, ni perdonarán a sus hijitos. Babilonia, aquella gloriosa entre los reinos, la famosa y soberbia ciudad de los ca deos, será como Sodoma y Gomorra, a las cuales destruyó el Señor. Nunca jamás será habitada ni reedificada por los siglos de los siglos; ni aun el árabo

En hebreo chôter, rama.

En hebreo choier, rama.

En hebreo choier, rama.

En hebreo choier, pimpollo, flor; expresiones analogas para designar al Mesfas; zémach, retolo, vástago (1s. 4, 2; ctr. 45, 8; 1erem. 23, 5; 33, 15; Zach. 3, 8; 6, 12); youch o youcketh, pimpollo (cfr. 1s. 53, 2; Ezech. 17, 22); schoresch, raiz (1s. 53, 2), mattáh, plantío (Ez. 34, 20). A todos estos pasajes (pero especialmente a 1s. 11, 1; nezer) se refiere el Evangelista san Mateo 2, 23, cuando disque, según los Profetas, el Mesfas había de llamarse materico.

The segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of the segundant of

Is. 11, 1-3. En este pasaje se funda la doctrina de los dones del Espíritu Santo.
 Is. 11, 4-9. Acerca de este reino de paz, véase ZKTh 1880, 651.
 Is. 11, 9 10. En hebreo: esu asilon, es decir, su morada, residencia. Así quiso san Jeróntino. que se interpretara su traducción sepulcrum. Entenderla del sepulcro de Cristo es restringir su significacado, dándole un sentido que ciertamente no repugna al original, pero menos amplio.

1s. 11, 11-16.

<sup>12, 1-6.</sup> 

<sup>\*</sup> Cfr. 1s. cap. 13 14 21 27; Kauleu, Assyrien, etc., 257 s.

\* 1s 13, 17; 21, 2; cfr. 44, 28; 45, 1 ss. Según refiere Fl. Josefo (Ant. 11, 1), los judíos montra ron la profecía a Ciro, rey de Persia, con lo que éste confesó por verdadero Dios al de los hebrusor reconociendo serle deudor del trono y concedió libertad a los judíos colmándolos de regalos. Concuerda con esto lo que rehere Esdras 1: Ciro dió un edicto para que todos supiesen que el Señor, el Dios del cielo, había puesto en sus manos el reino; dió libertad a los judíos cautivos, encargándoles que rendi ficasen el Templo y les devolvió los vasos sagrados que Nabucodonosor había robado. Desde el siglo to ticasen el Templo y les devolvió los vasos sagrados que Nabucodonosor había robado. Desde el sigli is a. Cr. comenzaron los medos sus luchas con Asiria y en tiempo de Isaías daban mucho que hacer el los reyes de esta nación. Teglatfalasar les hizo tributarios y se llevó prisioneros do odo medos con todos sus bienes. Sargón volvió a vencerlos, transportó a Siria parte de los habitantes de Media, mientos a los israelitas de Samaria deportaba a Media (cfr. núm. 617). El belicoso y bárbaro pueblo medio asomaba, pues, en el horizonte del tiempo de Isaías. Mas es notable que el Profeta le atribuye la mistón de ejecutar el castigo del soberbio imperio babilónico, como se cumplió en la conquista de Ninive (núm. 630) y de Babilonia (núm. 700).

10 C(r. Is. 27, 12 8.; 20, 18 8.; 30, 18 88.; cpp. 32, 33 35)

pondrá allí tiendas, ni barán en ella majada los pastores. Sino que se guarecetón allí las fieras, y sus casas se llenarán de dragones, y allí habitarán los avestruces, y retozarán allí los mandriles <sup>1</sup>. Y resonarán en sus casas los ecos de los buhos, y en sus palacios de placer los aullidos de los monstruos» <sup>2</sup>.

ue Cómo caiste del cielo, lucero del alba , que nacías por la mañana? Como caíste en tierra, tú que herías a los pueblos? Tú, que decías en tu coración el secalaré el cielo; sobre los astros de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testamento, a los lados del Aquilón . Subiré sobre la altura de la mubes, semejante seré al Altísimo. Mas al infierno eres precipitada, a lo profundo del lago. .

652. «Profecía contra Egipto. He aqui que el Señor montará en ligera (randa) nube e y entrará en Egipto, y a su presencia temblarán los ídolos de ligipto, y el corazón de los egipcios se repudrirá en su pecho.—En aquel día hubrá cinco ciudades en tierra de Egipto, que hablarán en lengua cananea, y que jurarán por el Señor de los ejércitos. La una será llamada Ciudad del sol en naquel día, el altar del Señor estará en medio de la tierra de Egipto, y ludrá en sus confines un monumento del Señor, señal y testimonio al Señor de los ejércitos en tierra de Egipto. Porque clamarán al Señor contra la opresión, y Aquél les enviará el salvador y defensor que los libre. Y el Señor será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Señor en aquel día y le adorarán con lostias y ofrendas; y harán al Señor votos, y los cumpliráno e.

653. «En aquel día se cantará esta canción en tierra de Judá: Sión es muestra ciudad fuerte, el Salvador será para ella muro y antemural 10. Abrid las puertas, y entre la nación justa que guarda la verdad. Se disipó el antiguo error; nos conservarás la paz; la paz, porque en ti hemos esperado. Esperasteis en el Señor por siglos eternos, en el Señor Dios fuerte, para siempre. Porque encorvará a los que moran en alto, abatirá a la ciudad altiva 11. La abatirá hasta la tierra, la derribará hasta el polvo. La hollarán los pies, los pies del pobre; la plarán los mendigos. La senda del justo es derecha; derecha la vereda por donde el justo camina. Y en la senda de tus juicios, oh Señor, tenemos puesta

<sup>&#</sup>x27; En hebreo seirim, velludos, es decir, cabrones, o también toda especie de animales peligrosos e injuictantes.

<sup>18. 13. 17-22.</sup> Babilonia es realmente un paraje desolado y apenas accesible, un inmenso campe de tulnus, cenagoso e insalubre en sumo grado, siniestro, lleno de escondrijos de culebras y de guaridas de allumnas. Cfr. Kaulen, Assyrien u. Babylonien 74 ss., 259; núm. 116; Hilprecht, Die Ausgrabungen in deutsche designe etc. beille de designe etc.

<sup>\*</sup> Incifer (es decir, astro brillante, lucero de la mañana) se llama aquí al rey de Babilonia (cfr. 1818). Seguramente por el culto estelar que en esta nación se practicaba. Creen algunos modernos halber sido la muerte de Sargón (¿o de Senaquerib?) el motivo histórico de este canto; otros, empros la tranladan al siglo vi. En realidad, la descripción es impersonal, de suerte que puede referirse a un rey unluciera de Babilonia, aunque el motivo hubiera sido un suceso determinado y decisivo en la historia de Judea.

<sup>\*</sup> En el monte Moria, al norte (noroeste) de Sión. Análoga expresión y en el mismo sentido leemon en Ps. 47, 3. Según el texto hebreo, parece aludir al monte de los dioses, el cual, según los babillonios, se encontraba en el extremo norte (cfr. Ez, 38, 6 15; 39 s.). No debe sorprendernos que para quitat el engreiniento del rey de Babilonia se sirviera el Profeta de un «motivo mitológico» babilónique, como otros usos y costumbres de la misma nación, conocía perfectamente el Profeta. Cfr. Knabenbuter, Comm. in Is. I 323: ATAO \* 601.

<sup>1</sup>x. 14, 12-15.

Dios viene a Egipto en calidad de juez sobre las nubes del ciclo como en Ps. 17, 11; 96, 2:

10 justine a Egipto en calidad de juez sobre las nubes del ciclo como en Ps. 17, 11; 96, 2:

10 justine a Egipto en calidad de juez sobre las nubes del ciclo como en Ps. 17, 11; 96, 2:

10 justine a Egipto en calidad e con castigados los egipcios anos de 656 a. Cr., y a todas las graves ribulaciones que habían de acaecer a Egipto por mano de los conquistadores extranjeros. Las tribulaciones que habían de acaecer a Egipto por mano de los conquistadores extranjeros. Las tribulaciones won a la vez imagen de la penuria espiritual, en la cual los egipcios se habían de volver al privido del Redentor y de su verdadera religión antes que los demás pueblos. Esto sucedió en los primeros tiempos del Cristianismo; Egipto fué el plantel de la ciencia y de la vida cristiania, patria de vida religios en sus innumerables morjes y anacoretas. Cfr Kayser-Rodoll, Aegypten 296 ss.

Proverbialmente, por algunos —«Hablar la lengua de Canacho significa aceptar la religión ver-

Proverbialmente, por algunos — "Hablar la lengua de Canaán» significa aceptar la religión verdaden (lengua quiere decir sentimientos, manera de pensar del pueblo de Dios; cfr. Sophon. 3, 9); ejutat por el Señor» significa prometerle fidelidad, obligarse a El, por consiguiente, reconocer al Dios

<sup>1</sup> Heliopolis-On; Cfr. núm. 204. La lectura es incierta; con la Vulgata coinciden Símaco y las versiones caldea y árabe; en la griega se lee: ciudad de la justicia; el texto hebreo dice: ciudad de la destrucción.

la. 19, 1 18-21.

1 l.n causa de la fortaleza de Sión (del reino de Dios) es Dios, el cual, como salvador, se muestra más fuerte que las muros y antemurales; o bien: por causa de la tierra prometida, Sión será fuerte como una ciudad defendida por murallas y baluartes, mientras se reduce a polvo la gran urbe (Bahllonia, el imperio).

<sup>&</sup>quot; Babilonia, imagen del reino de Satán.

nuestra esperanza; tu nombre y tu memoria son el deseo del alma. Mi alma to deseó en la noche; y mi espíritu en mis entrañas despierta a ti de madrugada l porque, cuando haces tus juicios en la tierra, aprenden justicia los moradoros del mundo» 1.

«Por tanto oíd la palabra del Señor, hombres escarnecedores, que dominála al pueblo mío que está en Jerusalén. Porque dijisteis: «Concierto hemos hecho con la muerte, y pacto con el infierno 2. Cuando pasare el azote de la inundación, no vendrá sobre nosotros; porque nos hemos refugiado en la mentira, y nos hemos puesto a cubierto en el fraude .--He aquí que yo pondré en los funda mentos de Sión una piedra, piedra angular 4, escogida preciosa, firmemente asentada en el cimiento. El que creyere, no se apresure 4. Y haré juicio con peso, y justicia con medida; y un pedrisco desbaratará la esperanza de la mene tira, y vuestra protección será anegada en las aguas. Y será cance ado vuestro concierto con la muerte, y vuestro pacto con el infierno no subsistirá : cuando pasare el azote de la inundación, él os aniquilará» 7.

«He aquí, que reinará un rey con justicia , y los príncipes gobernarán con rectitud.—No se ofuscarán los ojos de los videntes, y los oídos de los que oyen oirán atentamente. Y el corazón de los necios entenderá ciencia, y la lene gua de los tartamudos hablará expedita y con claridad. El insensato no son más llamado príncipe; ni el embustero será llamado grande.—Mas el príncipe

pensará cosas dignas de un príncipe, y estará sobre los nobles» 10.

645. «¡Ay de ti, que saqueas! 11 Qué, ¿ no serás tú también despojado? Y 10 que desprecias, ¿no serás también menospreciado? Cuando acabares de denino jar, serás despojado; cuando, cansado, dejares de despreciar, serás despreciado Señor, ten misericordia de nosotros, que siempre hemos esperado en ti: [ 116] nuestro brazo en la mañana, y nuestra salud en el tiempo de la tribulación l la voz del ángel 12 huyeron los pueblos, y al levantarte, fueron dispersas las gentes.-Excerso es el Señor, pues mora en las alturas; llenó a Sión de rectitud y de justicia. Y reinará la fe en tus días, con los tesoros de salud, con sabiduría y ciencia; el temor del Señor será tu tesoro» 13.

«Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y conoced los que estáis cerca mi fortaleza 14. Aterrados han sido los pecadores en Sión, temblor se apoderó de los hipócritas. ¿Quien de vosotros podrá habitar con el fuego devorador! ¿Quién de entre vosotros podrá morar entre ardores eternos? 15. El que anda en justicia y dice verdad, el que aborrece las riquezas adquiridas con la calumnia tiene sus manos limpias de todo cohecho, el que tapa sus oídos por no oír de sangre, y cierra sus ojos por no ver lo malo, éste morará en las alturas; fortalessa de rocas será su protección; pan le será dado, y no le faltará el agua; sus ojon

verán al rey en su gloria, mirarán la tierra de lejos 16.

"¡Vuelve los ojos a Sión, ciudad de nuestras solemnidades! Tus ojos veran a Jerusalén, morada opulenta, tabernáculo que no podrá ser tras adado, puen 💵 las estacas serán jamás arrancadas, ni se romperá ninguna de sus cuerdas. Porque sólo allí se muestra nuestro Señor en magnificencia; aquél es lugar de ríos, de ríos anchísimos y caudalosos, no surcados por naves de remos ni put grandes trirremes. Porque el Señor (Yahve) es nuestro juez, el Señor nues tro legislador, el Señor nuestro Rey; él mismo nos salvará 17. Se han aflolado

Nos hallamos a salvo de la muerte y del infierno.

<sup>1</sup> Is. 26,

Si nos acaeciere algún mal, ya nos las compondríamos con mentiras y engaños. El Mesfas es este sillar y piedra augular de la nueva Sión, de la Iglesia de la Nueva Allanon

<sup>(</sup>cir. núms. 532 y 649). Quien cree en el Mesías, en El encuentra el más firme apoyo de su esperanza y no tlene qui

temer, ni ir a otra parte en demarda de auxilio (cfr. 1s. 7 49; núm. 648).

\* Yo quiero juzgar según derecho y justicia y destruir vuestro falso apoyo y refugio.

Is. 28, 14-18.

El Rey de la nueva Sión, el Mesfas (cfr. Ps. 71, 2 ss.; núm. 525).

<sup>\*\*</sup> Cesará entonces la ceguera espiritual, la sordera, etc.

<sup>10</sup> Is. 32, 1 3-5 8. Refiérese primero a Senaquerib (cfr. núm. 639 s.), luego al imperio enemigo (Asiria y Habita nia) y a todos los enemigos de Dios.

<sup>100</sup> Ante el ángel o ángeles que tú envías para socorrernos (núm. 639).

11 Is. 99, 1-3 5 s.

12 Reflexionad en este castigo.

13 De mi castigo.

<sup>(</sup>Ch enemigo de Jerusalén de la Iglesia de Dios!

tim farcias y no sujetan, de suerte que no puedes izar velas. Entonces se reparilián los despojos de muchas presas; hasta los cojos arrebatarán la presa. Ni dirá el vecino: Me faltan fuerzas; quitada será la maldad del pueblo que allí mora» 1.

1856. «Entonces se alegrará el desierto yermo e intransitable?, y saltará de contento la soledad, y florecerá como lirio. Copiosamente brotará, y con muilla alegría y alabanzas saltará de contento; la gloria del Líbano le ha sido dada; la hermosura del Carmelo y de Sarón; ellos verán la gloria del Señor y la hermosura de nuestro Dios. Confortad las manos flojas, y robusteced las milllas vacilantes. Decid a los apocados de corazón: «Tened aliento y no temilia; mirad que vuestro Dios viene a ejecutar justa venganza; el mismo Dios vendrá y os salvará, Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos; entonces el cojo saltará como el ciervo, y se desatará la lengua de lus mudos 3; porque brotarán aguas en el desierto, y torrentes en la soledad; la tierra seca se convertirá en estanque; y la sedienta, en fuentes de agua. En lim campos en donde antes habitaban dragones, nacerá el verdor de la caña y del junco. Y habrá allí senda y camino, y se llamará camino santo; no le pisará hombre inmundo, y será para vosotros camino recto; de suerte que aun los lordos no se pierdan en él. No habrá allí león, ni bestia feroz transitará por él, al será hallada allí; y caminarán los que fueren libertados 4. Y los rescatados por el Señor se volverán, y vendrán a Sión con himnos de alabanza; y alegria hurdurable corona sus cabezas; posecrán gozo y alegría, y huirá el dolor y el Hanton 5.

La segunda parte del Libro de Isaías 6 contiene veintisiete disoursos, poéticos por lo general, estrechamente unidos unos con otros. Su objeto es, como se colige del primero de ellos (cap. 40), consolar a Sión de la pérdida de sus hijos (llevados al destierro). La situación que el Profeta prevé es la siguiente: Jerusalén ha sido despojada de sus hijos y abandonada por su esposo y Señor (Yahve); ha quedado viuda y sumida on gran duelo; trabajos, penas y cautividad pesan sobre ella. Entonces el Profeta anuncia el consuelo: El Señor viene a salvar a su pueblo, a redimirlo de la cautividad llevándolo a su patria, donde El mismo será Rey. El lo puede, — omnipotente, Dios vivo, ante quien «nada» son los idolos; El lo quiere, — fiel pastor de su rebaño; y El lo hará, — por un promesa y para su gloria. Tiene ya escogido al siervo (esclavo), que ha de ser mediador de la Nueva Alianza y luz de los gentiles, llevar la miliid hasta el cabo de la tierra y establecer su reino con esplendor. A este «niervo de Dios» compete, pues, una misión análoga a la de Moisés y David; esto mismo se colige de una porción de rasgos que recuerdan la milida de Egipto, el gobierno de Moisés, y las fieles promesas de David 8,

<sup>18. 33, 20-24.</sup> Borrado el pecado, ningún padecimiento ni desgracia aquejará a los miembros la refestial Jerusalén (cfr. Matth. 8, 17; Marc. 2, 9; 18. 64, 4; 1 Cor. 2, 9; Apoc. 21, 4).

Cuando se haya pronunciado el castigo sobre los enemigos de su pueblo, entonces revivirá este participará de la alegría de los que vuelven de la cautividad. Las imágenes, tomadas de la naturalism, mimbolizan lo que se realiza en los corazones humanos, en el mundo redimido. La descripción que difue contienen las ideas fundamentales de la segunda parte (núm. 656) y reúne en un solo cuadro de pratoso colorido la liberación del cautiverio y la redención del pecado: figura y cumplimiento.

Acerca del cumplimiento en Jesucristo cfr. Matth. 4, 23; 11, 4 s.; Marc. 7, 32 ss.

Gráfica descripción de las bendiciones y de la felicidad del reino mesiánico.

Is. 35, 1-10. Véase núm. 644.

Cónio Isafas pudo prever esto, lo explican los capítulos que preceden (cap. 38 y 39), los cuales terminan con el anuncio de la deportación de los descendientes de Ezequías a Babilonia (núm. 642); de esto, en la visión en que fué llamado por Dios se le dió a entender que los habitantes del un caro, en la vision en que les namata por Dios se le uto a entenuer que los nantantes del pula habían de ser deportados muy lejos y que sobrevendría la desolación (6, 13); de ahí que el Prolata anunciase (5, 13); «por eso es llevado mi pueblo a la cautividad». Era además Isaías contemporámen del custigo de Samaria. Se comprende, pues, que pudiera prever la situación arriba descrita, puesto que el Espíritu de Dios le había inspirado que su pueblo había de seguir el camino de Babilonia,

paro que también había de regresar a su patria.

A Moisés recuerda expresamente 63, 11-14; y 51, 9 to trae a la memoria los prodigios del éxodo.

Son reminiscencias de ellos la imagen del rebaño (40, 41), la significativa expresión obrazo del Señora, tan empleada en el relato de la salida de Egipto y en la segunda parte del libro de Isatas, la entusias-

— Dividese el libro de la consolación en tres secciones de igual extensión, cuya idea capital se expone en el capítulo 40, 2. La primera (40-48) habla principalmente de la posibilidad de la redención de Israel y del pr mer requisito para ello, a saber: la liberación del cautiverio babilónico

«Consuélate, pueblo mio, consuélate, dice vuestro Dios. Alentad a Jerusalén v decidle: llena está la medida de su aflicción, expiada su maldad; recibirá de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Escucha la voz del pregón l Aparejad el camino del Señor, enderezad en la soledad las sendas de nuestro Dios. Todo valle será alzado, y todo monte y collado abatido, y lo torcido no enderezará, y lo áspero se tornará en caminos llanos, para que se manifieste la gloria del Señor, y sea vista de toda carnen 2.

Eje de las ideas y promesas de las dos primeras secciones (cap. 40-57) es el siervo de Dios, instrumento escogido para llevar a cabo los planes divinos, pero que se distingue claramente del conquistador Ciro. Del «siervo de Dios» tratan cuatro capítulos, los cuales, con las profecias de Emanuel (v. núm. 650), pueden llamarse Evangelio de la Antigua Al anan.

Hecha en el capítulo 41 la presentación del conquistador que Dios dentinaba para derrotar a las naciones y pisotearlas como el polvo de Infl calles y libertar al pueblo escogido, Isaías nos presenta por boca del Senor al siervo de Dios, describiéndonoslo como profeta:

«He aquí a mi siervo, yo estaré con él; mi escogido, en quien se complace of alma mía; sobre él he derramado mi espíritu, él mostrará la justicia a las nnciones. No voceará, ni será aceptador de persona; no se oirá su voz en las callen l la caña cascada no la quebrará, ni apagará el pábilo que aun humea» ( (\*\*) decir, no dejará sin socorro y alivio a los oprimidos, desamparados y desheredados de la fortuna; él los consolará).

Describe la locura de la idolatria 4, las victorias de Ciro, libertador del pueblo de Dios 4, la destrucción de los ídolos de Babilonia y del imprerio babilónico o y el fin del cautiverio.

En la segunda seccción (cap. 49-57 8) expone el Profeta cómo ol Mesías lleva a cabo la redención. Presenta al «siervo de Dios» hablando de esta manera:

"Oíd, islas, y atended, pueblos lejanos: El Señor me " llamó desde el vientro

ta alabanza del Señor por la liberación de Israel (40, 6 y a cada paso, como Exod. 15 y Ps. 16 Cfr. también 1s. 9, 4; 11, 5.—Cfr. ZhTh 1906, 164, 107 750.

1 40, 1-5. El Profeta percibe las voces de los pregoneros que invitan a preparar los caminos al Señor (como a gran príncipe), el cual quie e guiar a su publo por el desierto a Sión. Al mismo tis que lisrael ha de haceres digno de esta gracia preparando los caminos al Señor mediante el temor de Dios, para que Aquél pueda sacarlos del cautiverio. — Pero esta liberación es una débil impueda la Redención mediante el Mesías; un gran pregonero del Señor la anunciará, invitando al pueda escogido a prepararse a ella (cfr. 1s. 62, 10 ss.; Malach. 3, 1 ss.; 4, 6). El mismo Jesucristo alteres pasaje al Precursor (Matth. 11, 10 ss.; 17, 12); y la mantera como el Bautista se condute con les judíos da a entender que también éstos lo entendieron del mismo modo (cfr. Ioann. 1, 23; Marc. 1, 2 ss.; Matth. 3, 1 Luc. 3, 4). 2 ss.; Matth. 3, 3; Luc. 3, 4).

40, 15. En el texto hebreo estas palabras van dirigidas al Profeta (a los profetas): consolad a mi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 40, 1.5. En el texto hebreo estas palabras van dirigidas al Profeta (a los profetas); consolad a mpueblo, habiad a Jerusalén al corazón, etc.

<sup>1</sup> 42, 1-3; cfr. Matth. 3, 16 17; 11, 29; 12, 16 ss., 9, 10 ss.; Luc. 9, 52-56; 23, 34. Anhelante de ma el Profeta por el Redentor: +¡Llovd, cielos, de arriba; y nubes, lloved al justo; ábrase la tletté y germine al Salvador, y nazca juntamente la justicia» Y recipe esta respuesta: · Y0, el Señor, la créa (45, 8) Que este lugar se refiere a la apacible y benéfica venida del Mesías del cielo y a su nacimiente se colige del lugar paralelo de. Isaías 4, 2 donde se llama al Mesías pimpollo del Señor y fruto de táterra, y también del pa aje análogo de los Salmos (71, 7; núm. 525) y de la constante tradición de los antiguos judíos y de la Lelesia. Pero también el contexto nos aconseja la misma interpretación. Alhare de Circa en el comienzo del carifulo: pero sólo porque por sus vietrajas y nor la libertad contexto. antiguos judios y de la igiesia. Pero también el contexto nos aconseja la misma interpretacion, del Ciro en el comienzo del capítulo; pero sólo porque por sus victorias y por la libertad concedida el los judíos preparó el camino al Redentor venidero. Por eso la mirada del Profeta pasa de estas vieto rias, etc., al término de ellas, al verdadero Redentor de Israel, al magnífico Señor de las naciones. No pueden aplicarse a Ciro las palabras: clloved, cielos, etc.» (pur lo menos en toda su significación. Además, en el texto hebreo de este pasaje tienen los términos ejustician y usaludo idéntico sentido.

Cap. 45. Cap. 44 · Caps. 46 y 47.

<sup>\*</sup> Cfr. en Schenz, Die p iesterliche Tätgkeit des Mesias nach dem Propheten Isaias (Ruthin 1892) un comentario asequibile a tedes

Al Mesías; refiérese a la naturaleza humana que tomó de María y en la cual se hizo obellente por nosotros hasta la muerte (cfr. Gal. 4, 4; Philip. 2, 8).

do mi madre; desde el seno materno se acordó de mi nombre. Hizo de mi boca 🐧 impoera de espada aguda ; e hizo de mí a manera de saeta bien afilada y me mundo dentro de su aljaba; y me dijo: Siervo mio eres tú, Israel 🏃 en ti seré

yo glorificado» 8.

a V dijo: Poco es que tú me veas siervo para restaurar las tribus de Jacob, y importir las heces de Israel; he aquí que yo te he destinado para que seas luz de las naciones, para que lleves mi salud hasta los extremos de la tierra. — Y dijo Sión: Desamparôme el Señor, el Señor se olvidó de mí. ¿Cómo puedo olvidar la mujer a su pequeñuelo, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? 🗸 🕯 ella le olvidare, pero yo no me olvidaré de ti. He aquí que te he grabado en mís manos a; tus muros están siempre delante de mis ojos. Vienen los que te lum de regdificar; y los que te destruyen y asue an se alejan de ti» 1.

Dios ha producido este cambio feliz en los destinos de Israel por causa de la obediencia del Mesías, el cual recabará para Israel una redención impiritual, aun más espléndida. Isaías le oye hablar de esta manera:

«El Señor me dió una lengua sabia, para que sepa yo sostener con mi palahun al cansado, al que está desmayado 5; El me llama por la mañana, habla de madrugada a mis oídos para que le escuche como a maestro. El Señor Dios me abrió los oídos, y yo no me resistí; no volví atrás. Entregué mi cuerno a los que me hersan: no retiré mi rostro de los que me injuriaban y escupian. El Senor Dios es mi protector; por eso no he quedado confundido; y así presente uil cara como piedra durísima; y sé que no quedaré avergonzado».

El Profeta ve los consoladores efectos del sacrificio del Redentor, a unber: la salud de Israel y de todos los pueblos, el castigo de los enemigos de Dios 8 y, como principio de todo ello, la liberación de la cautividad babilónica:

al crántate, levántate, vistete de tu fortaleza, Sión; vistete de gala, Jerusalón, ciudad del Santo; porque no volverá a pasar por ti en adelante incircunciso mi immundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusa'én; suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque esto dice el Señor: De balde Inisteis vendidos, y sin plata seréis redimidos. — ¡Cuán hermosos sobre los montes los pies del que anuncia y predica la paz, del que anuncia el bien y predlen la salud, del que dice a Sión: Reinará tu Dios lo

Mas luego vuelve el Profeta su mirada a aquel por quien Israel conseguirá tan magnifico porvenir, y pone en boca del mismo Dios el muncio de la Pasión y glorificación del Mesías 10:

aMirad que mi siervo obrará sabiamente; será ensalzado y engrandecido y oncumbrado. Así como muchos se apartan de ti 11, así su rostro quedará desfigurado entre los hombres, y su figura entre los hijos de los hombres. El rociand 18 a muchas gentes; los reyes cerrarán la boca en su presencia 18; porque aquellos a quienes nadie se había anunciado de El 14, le verán; y los que no le oyeron, le contemplarán» 15,

¹ Llámase al Mesías Israel, combatiente del Señor, como al pueblo del cual procede; pero en sentido más elevado que a Jacob, que sólo fué una pálida imagen del nuevo Israel (Cfr. núm. 186).

Expresión figurada para indicar la certeza de que Dios no puede olvidar a Israel. Pero ¡cuan profundas y conmovedoras son estas palabras si consideramos la obra de la Redención, cuando el Salvador nos grabó en sus sagradas manos con agudos clavos, y de la herida del costado edifico su Iglesia!

40, 614-17. La reedificación de los muros de Jerusalén después de la cautividad de Babilonia era

600 figura de la edificación de la verdadera Jerusalén, del reino del Mesías, de la Iglesia.

Para que yo pueda consolar y animar a los encorvados y anunciarles el año de la redención (efr. 1s. 61, 2; Luc. 4, 18; núm. 660).

Cír. Matth. 26, 67 78; Ioann. 19, 1-3

<sup>50, 4-7</sup> \* Cap. 51.

<sup>\* 54, 1-3 7;</sup> cfr. Nahum 1, 15; Rem 10, 15

<sup>11</sup> Sobre el humillado Israel. 52, 13-15.
 Sobre el humillado Israel.
 Con su sangre redentora. Cfr. la aspersión al establecerse la Antigua Alianza (Exod. 24, 8), fiqui de esta aspersión en la Nueva (Hebr. 9, 19 ss.; 12, 24; cfr. núm. 287). Idéntica es la expresión hebren: rociar, o sea, purificar, limpiar de pecado.

Por respeto.

Es decir, los pueblos paganos.
 A El, al Redentor, o su admirable y graciosa Redención.

El Profeta contempla el asombroso espectáculo de la Redención nano grienta, y describe la profunda impresión que le produjo el cuadro del siervo de Dios paciente 1. Este es el Evangelio de la Antigua Alianna. la doctrina de la satisfacción sustitutiva del cordero de Dios que quita los pecados del mundo.

«¿Quién ha creído lo que oímos?, ¿y el brazo del Señor a quién ha sido revelado? El 2 creció en su presencia 3 como vástago, y como raíz en tlerra árida 4; no tenía ni figura ni belleza; le vimos, y su aspecto no le hacía de seable; despreciado, y el postrero de los hombres, varón de dolores, y que mille de trabajos; y su rostro como escondido o y afrentado, por lo que no hichuna aprecio de él. En verdad tomó sobre si nuestras enfermedades y él cargo com nuestros dolores; y nosotros le reputamos como leproso, y herido de Dios, y humillado. Mas él fué llagado por nuestros crímenes, despedazado por nuestros maldades; para nuestra paz descargó el castigo sobre sí; y con sus cardenules fuimos sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, cada uno 🛍 desvió por su camino; y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Se ofreció porque él mismo lo quiso, y no abrió su boca, como oveja que ve al matadero; como cordero que enmudece delante del que lo trasquila, no abili su boca \*. Mediante un juicio inicuo fué arrebatado \*; ¿su generación quién ! contará? 10 Porque fué cortado de la tierra de los vivientes; por la ma'dad de su pueblo le hirió Dios. Señalósele sepultura entre los malhechores; mas estura con el rico después de su muerte 11; porque no hizo maldad, ni hubo malicia on su boca».

«El Señor quiso consumirle con trabajos; mas, habiendo él ofrecido su vida en sacrificio por el pecado 12, verá una descendencia muy duradera, y la voluntua del Señor 13 se cumplirá por su mano. Por cuanto padeció su alma, verá y м hartará 14; por su conocimiento 15 justificará a muchos, el, mi siervo, llevando sobre sí los pecados de ellos 16. Por tanto recibirá él su porción entre los grandes, y partirá los despojos con los fuertes 17; porque entregó su alma a la muerte, y con los malvados fué contado 18, cargando con los pecados de muertos, e intercediendo por los transgresores» 19.

Cfr. Ioann. 10, 17 19; Matth. 27, 12-24; Act. 8, 32 ss.

" En vez de la afrenta que se le ha hecho, recibe de un rico honrosa sepultura (cfr. Luc. 11, 11

El decreto divino de la Redención se cumplirá en el establecimiento y propagación de la laborational de la laboration de la l

Por la fe en él como divino Redentor de la humanidad.

El la tomará sobre sí y expiará por ella "".

Cap. 53. Para la exégesis cfr. Feldmann, Der Knecht Goltes in Is. 40-55 (Friburgo 1907), 11 sumen y examen de todas las teorías que acerca del asunto se han emitido. El mismo escritor explica de manera científico-popular el asunto en BZF II 10 (Die Weissagungen über den Gottesknecht in Buche Isaias).—Una exposición de las tentativas recientes (históricas y mitológicas), desde el punto divista positivo de los protestantes creyentes, puede verse en v. Orelli, Der Knecht Jahres im Jesalahu che, en BZSF IV (1908) 6.

El siervo de Dios, es decir, el Mesías.

Bajo la protección de Dios.

Tan pobre y necesitado. Véase página 642, nota 3. ' Tan desfigurado ha quedado por las boletadas, etc. (cfr. Matth. 26, 67 s.; Ioann. 19, 2). Mar

exactamente, según el hebreo: como uno ante quien se oculta el rostro; es decir, un leproso,

<sup>6</sup> CIr. Matth. 2, 23; Ioann. 6, 42; 19, 5; Matth. 27, 16 17 21; I Cor. 15, 3; I Petr. 2, 22

<sup>7</sup> Según la explicación de san Jerónimo y de acuerdo con el hebreo, estas palabras expresan propiamente que el siervo de Dios se entrega a la pasión voluntaria y mansamente (como un cordente Luego dice el texto que él ofrece su vida en sacrificio expiatorio por los pecados de su pueblo.

Violenta e injustamente es sentenciado a muerte y privado de la vida. ¿Quién es capaz de comprender que su linaje, es decir, sus contemporáneos, su pueblo, habita de portarse con él de semejante manera, entregándole a la muerte más cruel?—Muchos santos l'actendeiron de esta suerte : ¿Quién puede explicar su linaje? y vieron estas palabras una su nacimiento elerno del padre y a su admirable encarnación; o también a su numerosa descendente. a la innumerable multitud de los redimidos (cfr. versículo 10 ss).

<sup>33;</sup> Matth. 27, 57-60.

El texto hebreo emplea la palabra con que ordinariamente suele designar el sacrincio pro dell'inque consiste esencialmente en el desagravio, en la reparación de los daños y en el establecimiento del orden quebrantado. Cfr. núm. 313; Scholz, Die heiligen Altert. Il 157; Schegg, Bibl. Archaologie — En vano y sin razón tratan los modernos de atenuar el concepto de sacrificio pro delicto o de tarlo en este lugar, pues la satisfacción vicaria está aquí encerrada inequívocamente y con claridad Además, en estos capítulos se habla de ella nada menos que doce veces con mayor o menor precision y en formas distintas, de suerte que el Nuevo Testamento se ha limitado a tomar del Profeta las espetentes de la companion d siones correspondientes.

hasta el fin de los tiempos. Por la gloria de su santísima Humanidad en el cielo (loann. 17 1 ss.) y por el gran número de redimidos.

<sup>16</sup> El la tomará sobre sí y expiará por ella. 17 Luc. 11, 22. loann. 12, 32 n.
18 Matth. 27, 38. Marc. 15, 27 s. Luc. 22, 37; 23, 32 s.
19 Cfr. Luc. 23, 34. — El «siervo del Señor» a) no tiene huella de pecado, a diserencia de

1890. En la tercera sección (cap. 58-66) ve y describe Isaías con brillantes colores la magnificencia del reino mesiánico, de la Iglesia, a la unil brael está llamado el primero 1:

ul avantate, esclarécete, Jerusalén; porque viene tu lumbre y la gloria del suñor nace sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la manufidad, los pueblos; mas sobre ti nacerá el Señor, y su gloria se verá en ti-V andarán las gentes a tu lumbre; y los reyes, al resplandor de tu nacimiento. Alia tus ojos alrededor, y mira; todos éstos se congregan y vienen a ti; tus hipa vienen de lejos, y tus hijas acuden a ti de todas partes. Entonces verán la Mundancia, y tu corazón se maravillará y ensanchará, cuando se convirtiere a Il la muchedumbre del mar 2, y la fortaleza de las naciones viniere a ti. lnundución de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa; todos los de Inhi vendrán; y traerán oro e incienso, anunciando las alabanzas del Señor.

V estarán lus puertas abiertas de continuo, de día y de noche no se cerra-rán, para que el poder de las naciones sea traído a ti y te sean conducidos nus reves. Porque la nación y el reino que a ti no sirviere, perecerá; y las na-llones serán destruídas y desoladas. — No tendrás ya más el sol para que luzca, de da, ni el resplandor de la luna te alumbrará; sino el Señor te será luz per-

durable, y tu Dios será tu gloria ...

660. Contempla luego el Profeta al Mesías y su obra entre los homluen, y le oye anunciar su propia misión:

"El espíritu del Señor sobre mí; porque me ungió el Señor para evangellem a los pobres, para medicinar a los contritos de corazón, y predicar remisión n los cautivos, y libertad a los encarcelados; para predicar el año de la reconulliación con el Señor, y el día de la venganza de nuestro Dios; para consolar n todos los que lloran; para cuidar de los que lloran en Sión, y darles coronapor ceniza, óleo de alegría por lágrimas, manto de gloria por espíritu de tristorn; a fin de que los que allí 4 estén, sean llamados los fuertes en la justicia. plantel del Señor para gloria suya» .

"Por Sión no callaré o y por Jerusalén no sosegaré, hasta que salga su justo como resplandor, y su Salvador, como una antorcha encendida. Y verán

1s. 60, 1-6 11 s. 19. Los pueblos gentiles que viven lejos.

Isafas.

las demás criaturas (confróntense Gen. 8, 21; Iob 14, 4; 15, 14; 4, 18; Ps. 50, 7); b) borra los pecados, de otros y hace justos a los pecadores, cosa propia de Dios (cfr. Exod. 34, 7; Ps. 18, 13; 31, 5; 102, 12; 14; 15; 14, 25; 144, 22; Mich. 7, 18; Ierem. 31, 34; Marc. 2, 7); c) no experimenta corrupción después de juntar la muerte (cfr. Ps. 15, 10; Act. 2, 26 s.), sino se levanta de entre los muertos, para comenzar otra vida en la gloria. Presentasele, pues, como a un ser superior, sobrehumano, como a Dios y precisamente del oficio de medianero y reconciliador sacó San Atanasio argumento para demostrar contra las arrunnos la divinidad del asiervo de Dioso. Véase el cumplimiento en Matth. 26 ss.; Marc. 14 ss.; Im 11 ss.; Ioann, 18 ss.

Es decir, en el Mesías será prodigiosamente glorificada Jerusalen; en ella le tributarán homenne los pueblos gentiles más alejados como a su Rey y Díos (oro se ofrecia a los reyes, incienso a Díos); la Jerusalen así formada, es decir, el reino mesiánico, va recibiendo más y más naciones paganas; y pur lin, el Señor será todo en todas las cosas (cfr. Matth. 2, 1 ss.; 28, 19 20; Apoc. 21, 23; 22, 5). El sentido de este capítulo es, pues, análogo al del Salmo 71 (núm. 525).—Dromedario, propiamente el amello de acte capítulo es, pues, análogo al del Salmo 71 (núm. 525).—Dromedario, propiamente el amello de acte capítulo es, pues, análogo al del Salmo 71 (núm. 525).—Dromedario, propiamente el amello de acte capítulo es, pues, análogo al del Salmo 71 (núm. 525).—Dromedario, propiamente el combina de la costa oriental del mar Rojo. De la misma suerte habla Isaías en los capítulos 49 y 54 (comenzó a cumplirse cuando los primogénitos de los gentiles, los Magos de Oriente, vinieron al pesebre de Belén (Matth. 2, 1 ss.). A los pasajes citados se refieren muchos lugares del Nuevo Testamento, unos tácita, otros explícitamente (cfr. Luc. 1, 30-32; Act. 13, 47; II Cor. 0, 2; Gal. 4, 271 Apoc. 7, 16; 21, 11 ss.).

En la nueva Sión. Es decir, en el Mesías será prodigiosamente glorificada Jerusalen; en ella le tributarán home-

<sup>\*</sup> En la nueva Sión. \* 1s. 61, 1-3. Que aquí se trata del Mesías lo declaró el mismo Jesucristo (Luc. 4, 17-21), cuando en la sinagoga de Nazaret se lo aplicó a sí mismo diciendo: «Hoy se ha cumplido esta profecía en verstres oídos» (cfr. también Math. 3, 16; 11, 4 5; Act. 10, 37 38). Algunos, sin embargo, ponen estas palabras en boca del Profeta, aunque como figura del Mesías. Mas esta interpretación repugna: 1) al contexto, pues en el capítulo 60 que le antecede y en 62 que le sigue (como en general en los inpítulos 49-66), se habla directamente del Mesías; 2) a otros textos anteriores como 11, 2 3; 35, 4; 40, según los cuales el Mesías es saturado del espíritu de Dios y enviado por el mismo para anunciar a todos, y de una manera especial a los pobres y oprimidos, las divinas verdades y consoladintes, para romper las cadenas, abrir los ojos a los (corporal y espiritualmente) ciegos y traer la era ventinosa de la gracia y de la salud, y la venganza a los enemigos de Dios; 3) está, en fin, en pugna con la grandiosa y admirable eficacia que en el pasaje citado se atribuye al orador, la cual no es propla de un mero hombre.—La oremisión del Señora, es decir, la liberación, la redención, presupone la ovenganza de Dios sobre sus enemigoso, es decir, la sentencia de Dios contra el mundo pagano (Asiria, Ibbilonia); cfr. núm. 66: Is. 61, 1-3. Que aquí se trata del Mesías lo declaró el mismo Jesucristo (Luc. Habilonia); efr. núm. 661.

las gentes a tu justo, y todos los reyes a tu ínclito; y te será puesto un nombre nuevo que el Señor nombrará con su boca. Y serás corona de gloria en la muno del Señor, y diadema de reino en la mano de tu Dios. — He aquí que el Señor hizo oír en las extremidades de la tierra: Decid a la hija de Sión: "Mira que viene tu Salvador. Mira, consigo su galardón, y su obra delante de élo. Y los llamarán pueblo santo, redimidos por el Señor. Y a ti te llamarán: ciudad des seada, y la no desamparada» 1.

661. Con mirada profética contempla de nuevo Isaías a aquél a quien se debe tan hermoso porvenir bajo la imagen de un vencedor de Idumon, enemiga siempre del pueblo de Dios:

az Quién es este que viene de Edon, quién de Bosra 2 con las vestiduras tenidas?, ¿tan gallardo en su vestir, que camina en la plenitud de su fortaleza? -Yo soy, el que enseño justicia, y protejo y salvo. Pues por qué es bermejo tu vestido, y tus ropas como las de los que pisan un lagar? «El lagar plao yo solo, y de las naciones no hay hombre alguno conmigo; los pisé en mi furor, y los rehollé en mi ira; y se salpicaron con su sangre mis vestidos, y manché todas mis ropas 3. Porque está ya por mí decretado el día de la venganza, y ol año de la redención por mí ha venido. Miré alrededor y no hubo quien acudieso a mi socorro; anduve buscando y no hallé quien me ayudase. Y me salvó mi brazo, y mi mismo enojo fué mi auxilio. Y rehollé a los pueblos en mi furor, y los embriagué en mi indignación y derribé en tierra su fuerza». Me acordare yo (el Profeta) de las misericordias del Señor, (anunciaré) las alabanzas del Señor por todas las cosas que nos ha dado y por la muchedumbre de los beneficion que ha hecho a la casa de Israel, según su clemencia y la abundancia de mus misericordias» 4.

"¡Oh si rompieras los ciclos y descendieras! Derretiríanse los montes a tu presencia» 5.

Ve también Isaias el endurecimiento de la mayor parte del pue blo, el llamamiento de los gentiles y la reprobación y castigo de todos los enemigos del Mesías y de su reino:

«Búscanme los que antes no preguntaban por mi, hállanme los que antes no me buscaron. Dije a una nación que no invocaba mi nombre: «Aquí estoy, heme aqu» (En vano) extiendo mi mano todo el día a un pueblo incrédulo. que anda tras sus anteojos por camino no bueno . - Por tanto, esto dice el Señor Dios: «He aqui que mis siervos e comerán, y vosotros e tendréis hambre! he aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed; he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados; he aquí que mis siervos

<sup>1</sup> Is. 62, 1-3 11 S.

<sup>a</sup> Una de las capitales idumeas (cfr. Gen. 36, 33), 40 Km. al sudeste del extremo meridional del mar Muerto Cfr. III. 1890, 85; I.B I 684.

<sup>a</sup> El Salvador vence a los enemigos primero librando a Israel de la esclavitud y subyugando a los enemigos; vence de manera mucho más sublime en la obra de la Redención sometiendo los publicas infernales (Col. 2, 13 ss.); vence como Rey de reyes y Señor de los señores, cuyo poder ningún aberano de la tierra puede resistir; y al fin de los tiempos ha de juzgar a todos los poderes del mundo del infierno, como lo anunció solemnemente ante el Sanedrín, cuando éste iba a pronunciar la senten

y dei innerio, como lo anincio sociamente ante el saneurio, canado este los a promoticar la semente cia de muerte (cfr. Matth. 26, 64; 1 Tim. 6, 15; Apoc. 1, 5; 19, 16).

\* Is. 63, 1-7. Este pasaje ha sido interpretado erróneamente y lo explotan los enemigos de la Revelación, aducióndolo como «ejemplo de ardiente odio nacional» (Delitzsch, Bibel und Babel II). Mas en ninguna manera es sun canto guerrero o un himno triunfal beduino, lleno de celo político y odio patienal», y no hay por qué etemer que Yahve haga percere a los pueblos al filo de su espada». Pues in

valicinios de esta naturaleza no se trata de odios nacionales o de sentimientos de venganza, sino de antagonismos entre el reino de Dios y el reino del mundo: si alguien se sublevare contra el reino de Dios y persistiere en la rebelión, sobre el recaerá el fallo de la justicia hasta dejarlo aniquilado. En el pasaje que nos ocupa, este pensamiento está revestido de una forma altamente dramática y metafórica i comparase al vencedor del mundo gentil con el pisador, que realiza una tarea muy pesada y lleva en sus vestidos las señales de su trabajo. Además de los comentarios, cfr. KPB 1903, 135 y 1904, núm. 7 a.

sus vestidos las senates de su trabajo. Además de los comentarios, efr. KPB 1993, 135 y 1904, núm. 7 s. (Der Kellertreter des Isaias in der Liturgie der Kirche); Grimme, Unbewiesenes 72.

8 Is. 64, 1; cfr. Indic. 5, 5; Ps. 71, 6; o6, 5; núms. 430, 525, 656.

8 Es decir, los gentiles se vuclven a Dios en tiempo del Mesfas. Que alude a los gentiles, lo nuestigua el Apóstol San Pablo en la Ep. ad Rom. 10, 20 s.; también se colige de las mismas expresiones (los que no me buscaron, pueblo que no invocó mi nombre), las cuales no convienen a Israel, y del contexto que establece oposición entre los versículos 1 y 2; porque este segundo versículo es un repriedenta la Israel, que no quiere buscar a Dios, mientras que a menudo se habla de la docilidad de integnities (se. 5; 60, 2; 61, 5). gentiles (85, 5; 60, 3; 61, 5).

Empero el pueblo de Israel permanece en su mayor parte empedernido.

Los gentiles y judíos convertidos.

FI empedernido y desechado pueblo de Israel.

rantarán alabanzas por la alegría del corazón, y vosotros daréis gritos por el dolo del corazón, y por la angustia del espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro mumbre por juramento a mis escogidos». El señor Dios te 1 matará, y a sus alorvos los llamará con otro nombre 2. Quien se bendijere con este nombre sobre la tierra, será bendito con el Dios de la verdad; y quien jurare en la tierra, Junara en el Dios de la verdad; porque las angustias pasadas olvidadas están

y om undidas de mis ojos» 3.

«Yo vengo para congregar todos los pueblos y lenguas; y comparecerán y venan mi majestad. Y levantaré en medio de ellos una señal ; y de los que se informen, yo enviaré a las naciones del mar, a Africa y Lidia, a los que tienden el arco, a Italia y Grecia, a las islas remotas, a gentes que jamás han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y anunciarán a las naciones la gloria mía, y tractán a todos vuestros hermanos de todas las naciones, y los ofrecerán como en presente al Señor (cfr. Rom. 15, 16) en caballos, y en carrozas, y en literas, y en mulas y carruajes, en mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor, como cuando los hijos de Israel llevan en un vaso puro la ofrenda a la casa del Monor. Y de entre ésstos escogeré yo sacerdotes y levitas 5. Porque, como los stelos nuevos y la nueva tierra que yo haré permanecer delante de mí, así permunicierá tu descendencia y tu renombre, dice el Señor. Y saldrán a ver los indiveres de los que prevaricaron contra mí; cuyo gusano no muere y cuyo fuero no se apaga; y el verlos producirá náuseas a todo hombres 6.

#### 89. Los profetas Miqueas y Nahum

(Hacia 740-660 a. Cr.)

663. Por la misma época, probab'emente también en Jerusalén, y con el mbono espíritu que Isaías, profetizó Miqueas o Mica (hacia 740-700 a. Cr.). Según reza el título de su libro, desplegó su actividad en tiempo de los reyes lontam, Acaz y Ezequías; y si bien comenzó al mismo tiempo que Isaías, terminó antes que él. Era oriundo de Moresa o Moreschet. En el primero de tos tres discursos de que se compone su libro, habla de la idolatría y corrupclón de ambos reinos, Israel y Judá (cap. 1 y 2). Les predice la ruina y el destierro, y cómo Judá irá cautivo a Babilonia; mas también anuncia que regresarnn del cautiverio formando un pueblo, cuyo rey será el Señor. En el segundo discurso jeap. 6 y 7) presenta a Dios pidiendo cuentas a su pueb'o 1; exhorta los falsos profetas, jueces y sacerdotes; profetiza la devastación de Sión y del Templo; pero, al mismo tiempo, consuela a los suyos con la promesa de la restauración del reino de David por medio del dominador que saldrá de Belén, que 🙉 a la vez Dios eterno e hijo de una virgen, y cuyo reino será de paz. El tercer

1 Ma; 7, 9 ss.; Marc. 9, 43 45 47; Rom. 10. 18).

Llámase también Morescheth Gath, posesión de Get (Mich. 1, 1 14 s.), porque pertenecía a Get; era el mismo Maresa (cfr. núm. 631), o un pequeño lugar cercano y existía en tiempo de san Jerónimo, a quien le fué mostrado el sepulcro del Profeta en una iglesita; en la proximidad estaba también el appulcro de Habacuc (Epitaph. Paulae, núm. 14; cfr. núm. 490). Para la exégesis cfr. Leimbach, Bibl.

Volksbucher III 119 88.

LA ti, pueblo israelita infiel. Cumplióse esto en la destrucción de Jerusalén por los romanos, el ano 70 d. Cr. (cfr. Dan. 9, 26; Matth. 24, 2 15).

En decir, los paganos, incrédulos hasta aquí, serán llamados; y de Cristo, Rey de la gloria, redblirán el nombre (cfr. 62, 2 12; núm. 660); mas los judíos incrédulos serán desechados; su nombre ment la fábula de todos, y morirán en su pecado (cfr. Rom. 10, 20 21; Act. 10; 11, 26; 13, 45 ss.; 14 \* 4 \* 1; 28, 25-29). \* 65, 1 s. 13-16.

<sup>\*</sup> Según Exod. 10, 2 y otros lugares análogos, hacer un prodigio, una acción grande, que dé a conotes ini poder y mi gloria. Según 1s. 7, 14; 9, 6, el gran prodigio será el Mesías; según 11, 10 11, éles il algno que está puesto para las naciones. En realidad, los dones del Espíritu Santo fueron la señal más clara para conocer a Jesucristo y a sus apóstoles y ministros (cfr. Act. 1, 8; Luc. 24, 49; Matth. 28, 191 Marc. 16, 20; Ioann. 15, 26 s.; 16, 7 ss.).

1.0 descripción más brillante del Antiguo Testamento acerca del apostolado universal de la

In descripción mas britante del Artiquo l'estamento acerca del apostolado inversal de la ligitado, de como clla se ha desplegado y ha realizado su cometido a través de los siglos. — Escoger sacerdotes y levitas de entre los gentiles, significa haber cesado ya la Antiquo Alianza y comenzado un nuevo orden de cosas.

40, 18-24. Al fin, en la primera y segunda venida del Mesías (pues ambos sucesos se presentan a mienudo a los ojos del Profeta en un mismo cuadro como principio y remate de la época mesiánica), mun los gentiles más alejados se convertirán al Señor; con lo que le nacerá un linaje nuevo, es decir, mento y elernamente duradero; en la nueva y celestial Jerusalén habrá fiesta perpetua, consagrada a adorar al Señor; fuera de ella no habrá sino eterna condenación (cfr. Matth. 28, 29; 24, 14; Apoc. 21.

discurso (cap. 6 y 7) presenta a Dios pidiendo cuentas a su pueblo 3; exhorta a la penitencia y confianza y promete una gloriosa restauración bajo el gobiorne de Dios. — En belleza y sublimidad puede compararse Miqueas a los profetas más preclaros. Según una antigua tradición, murió mártir . Son de interés

particular para nosotros los pasajes siguientes:

«Levantaos, y marchad 3; porque no tenéis aquí reposo. Pues, por su implireza, esta tierra se ha inficionado de una horrible corrupción 4. — Yo te reunita todo junto, oh Jacob; yo recogeré en uno los restos de Israel, los pondré juntos como rebaño en aprisco, como ganado en medio de las majadas; harán grando estruendo por la muchedumbre de los hombres. Porque subirá delante de ellor el que les ha de abrir el camino s; forzarán y pasarán la puerta y entrarán por

ella; y pasará su rey delante de ellos y el Señor a la cabeza de ellos».

«Oíd esto vosotros, principes de la casa de Jacob, y jueces de la casa de Israel; vosotros que abomináis de la justicia y trastornáis toda equidad. que edificáis a Sión con sangre, y a Jerusalén con injusticia . — Por tanto, pur culpa vuestra, arada será Sión como un campo, y Jerusalén reducida a un montón de piedras, y el monte del Templo vendrá a ser como una selva muy altan

«Y acaecerá en los últimos días que el monte de la casa de Dios descollara sobre las cimas de las montañas, y se elevará sobre los collados; y correrda a él los bueblos. Y se apresurarán muchas gentes, y dirán: Venid, subamos al monte del Señor, y a la casa del Dios de Jacob; él nos enseñará sus caminos, y seguiremos sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y la palabra del Señor de Jerusalén. Y juzgará entre muchos pueblos, y castigará a naciones poderosas, hasta las más remotas; y convertirán sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en azadones. No empuñará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para hacer guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien cause temor 10; pues lo ha pronunciado por su boca el Señor de los ejércitos» 11.

«Ahora serás destruída, hija de ladrones. Los enemigos nos cercan, con vnto hieren la mejilla del juez de Israel 12. Mas tú, Belén Eírata 13, pequeña eras entre los millares de Judá 14; de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel, cuya salida es desde el principio, desde los días de la eternidad 15. Por esto los

<sup>1</sup> El Calendario Romano celebra su memoria el 15 de enero. Créese haber encontrado sus restimortales, con los del profeta Habacuc, en tiempo del emperador Teodosio († 305 d. Cr.).

A la cautividad.

3, 9 s. 12. Cfr. Is. 2, 2 ss. «El monte de la casa del Señor», es decir, el monte del Templo, al cual afluj Cfr. Is. 2, 2 ss. «El monte de la casa del Señor», es decir, el monte del Templo, al cual afluj el pueblo de Israel, encarna y simboliza la idea del reino de Dios. Este, en lo futuro, no se limitata a Israel, sino rebasará las fronteras, será visible de todas partes y accesible a todos. La religión un funde el Mesías en Jerusalén será reconocida como superior a todas las otras y más perfecta, y será reconocida como superior a todas las otras y más perfecta, y será reconocida como superior a todas las otras y más perfecta, y será reconocida como superior a todas las otras y más perfecta, y será reconocida como superior a todas las otras y más perfecta, y será reconocida como superior a todas las otras y más perfectas, y será reconocida como superior a todas las otras y más perfectas perfectas per en contra de la contra del contra de la contra d

extenderá de Jerusalén por toda la tierra.

11 4, 1-4.
25 En este versículo comprendía una vez más el Profeta la extrema necesidad e ignominia del pueblo de Dios, para realzar luego el señorío del Mesías y de su reino.

Es decir: eras tan pequeño, que apenas tienes 1.000 ciudadanos; por lo que no parece que hayo

de llegar a ser una ciudad real.

<sup>1</sup> El capítulo o contiene cargos de Dios a su pueblo (Improperios), que canta la Iglesia el Vierne-Santo en la adoración de la Santa Cruz.

Por su idolatría y sus vicios será desolado todo el país. Dios, su Rey.

Vosotros, que quereis regir la ciudad y el país con violencias y exacciones

la La expresión está tomada de la vida oriental. Todavía hoy el viñador palestinense, cuando llega la vendimia, va con todo su ajuar a la tienda de su viñedo, para morar allí hasta que todo esté ven dido o comido. Aquí cuece, come, bebe y duerme, descansa durante el calor del mediodía «bajo su patta y su higuera» (III Reg. 4, 25), es feliz y vive alegre. Cfr. Bauer, Volksleben im Lande der Bibel 114 El Profeta, por consiguiente, quiere decir: con la religión del Mesías vendrá a los corazones de los que le reconozcan y de todos los pueblos el espíritu de paz perfecta, y se desarrollará más y más en todos las manifestaciones de la vida, pero sólo en la medida que esta religión penetre en cada uno de be hombres y en los pueblos. El cuadro dibujado por el Profeta representa, por tanto, el ideal, la libre del reino de Dios, cuya realización completa nunca se llevará a cabo en el presente orden del mundo, porque depende de la libre cooperación de los hombres. Cfr. Peters, Weltfriede und Propheten (Pade) born 1917).

<sup>18</sup> Ephrata era, sin duda, el nombre primitivo de la ciudad de Belén, célebre primero por la mueste de Raquel (núm. 190) y luego por el nacimiento de David; añádasele el nombre antiguo, o blen la palabra «Judá», para distinguirlo de otro Belén situado en la tribu de Zabulón (10s. 19, 15), 15 Km. «I oeste de Nazaret.

Que este pasaje se refiere al Mesías, lo prueban la creencia general de los judíos, que en il se apoyaban para demostrar haber de nacer en Belén (Matth. 2, 5 ss.; cfr. Ioann. 7, 41 s.), y el herin de llamársele dominador y pastor de Israel y cifrar en él la esperanza del pueblo israelita desnués de la cautividad; aquí como en otros pasajes mesiánicos, alude al origen eterno y a la madre virginal del Mesías (cfr. núms. 518, 521, 649). El mismo Kautzsch (l. c. II 60) reconoce que se habla del merunde

ubundonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de parir; entonces se ronvertirán los demás hermanos. Y él (el Mesías) permanecerá firme y pasto-tum en la fortaleza del Señor, en la sublimidad del nombre del Señor su Him '; y se convertirán, porque ahora será él glorificado hasta los términos de la tierra 2. Y él será la paz» 3.

"l'ueblo mio ; qué te hice, o en qué te agravié?, respondeme. Yo te impre de tierra de Egipto, y te libré de la casa de la esclavitud; y envié delante de 11 a Moisés, y a Aarón, y a María. Pueblo mío, mira que te acuerdes de lo que maquinó contra ti Balac, rey de Moab, y de lo que respondió Balaam, hijo de lleur 4, (y de lo que sucedió) desde Setim hasta Gálgala 5; para que conozcas lus justicias del Señor. ¿Qué cosa digna ofreceré al Señor? ¿Doblaré la rodilla Il Dios excelso? ¿Por ventura le ofreceré holocaustos y becerros de un año? Pues que, ¿puede el Señor aplacarse con mil carneros, o con millares de gruesos muchos de cabrío? ¿O le ofreceré mi primogénito por mi maldad , el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Yo te mostraré, oh hombre, lo que es himmo, y lo que te demanda el Señor: que hagas justicia, y ames la misericor-Ma, y camines solicito con tu Dios» 1.

ujAy de mi, que estoy 8 como quien recoge en el otoño los rebuscos de la vondimia; no hay racimo para comer; higos tempranos deseó (también en vano) all alma. No hay ya un santo sobre la tierra, y entre los hombres no hay uno que sea recto; todos ponen asechanzas a la vida del prójimo, cada uno anda de su hermano para matarle. El mal que ellos hacen le llaman bien; el principe exige, y el juez está para satisfacerle; y el poderoso manifiesta el deseo de su alma, y llena la tierra de turbación. El mejor entre ellos es como cambrón: y el que es recto, como espino de seto. Viene el día que estaba previsto para ti, lu visita; ahora será la destrucción de ellos. — Mas yo volveré mis ojos hacia il Schor, pondré mi esperanza en Dios, Salvador mío, y mi Dios me oirá. --Llega el día en que se restaurarán tus ruinas; en aquel día alejada será la Ley 1. — ¿Quién es, oh Dios, semejante a Ti, que quitas la maldad, y olvidas el pecado de las reliquias de tu heredad? 11 No enviará más su furor, porque es muente de la misericordia. Se tornará, y tendrá misericordia de nosotros; arquiltará nuestras maldades, y echará en el profundo del mar todos nuestros picados. Harás verdad con Jacob, con Abraham misericordia, como desde antiguo lo juraste a nuestros padreso 12.

El profeta Nahum (consolador) profetizó, según corrientemente se tree, en tiempo de Manasés, tal vez algo después (hacia el 625). Era oriundo de Elkosch (o Elkese), en Galilea 13; vióse precisado a emigrar, probablemente n causa de las incursiones de Asiria. Su libro contiene una profecia contra Nínive, capital del reino asirio, que por tanto tiempo oprimió cruelmente al pueblo de Dios. Anuncia que Nínive correrá la suerte de la ciudad de Tebas

thivido, al cual se atribuye el señorio del mundo; pero opina que el vaticinio es de época posterior al distilerto, y eprocede más bien de estudio sabio que de inspiración profética». Mas adónde pudo apoyarse el estudio sabio y la expectación de un dominador del mundo y de un principe de la paz? Atribúyes de mundo, no ya procedencia del «vetusto linaje de David». Y como dice el protestante sellin, Zwolprophetenbuch (1922), 289, «se predice de este dominador prosapia sobrenatural, prehistórica divinus. Empero Sellin lo entiende en el mismo sentido en que se decía de los reyes orientales antitimos; lo cual es intrínsecamente imposible tratándose de Israel y menos aun en boca de un profeta
lo de sintrínsecamente imposible tratándose de Israel y menos aun en boca de un profeta
lo de sintrínsecamente imposible tratándose de Israel y menos aun en boca de un profeta
lo de la «preexistencia en la serie de profecías».

Fun el nombre, es decir, en la «sencia de Dios, en la naturaleza y «esencialidad» (Wesenheit

<sup>\*</sup> lis decir: Los judíos serán entregados a sus enemigos para que los corrijan y acrisolen hasta que el prometido nazca de una madre virgen. Entonces entrarán gentiles y judíos en su reino, que abarcará toda la tierra, y por todas partes se extenderá la gloria del Redentor.

 <sup>5, 1-4.</sup> Cfr. núm. 376 ss.
 Cfr. núm. 385 ss.

Sacrificios de esta naturaleza se ofrecían entre los gentiles (núms. 125, 598, 638, 643).

Cunndo trató de buscar justos.

El Profeta habla, como Isaías (8, 16 ss.; cfr. pág. 542 s.), en nombre de los pocos justos del pula; los cuales, cuando vino el castigio, confiaron en Dios y en sus promesas.

Los tiránicos estatutos de los enemigos han de ceder a la Ley de Dios y a la libertad de los

hljen de Dios.

A los israelitas que regresan del cautiverio (cfr. Is. 10, 19 ss.; núm. 649).

<sup>1-1 7 11 18 20.</sup> 

Buscan algunos la patria del Profeta en Asiria, donde dos jornadas al norte de Ninive hay un lugar que se llama Elkusch; según esto, Nahum pudo haber sido un descendiente de los israelitas deportudos a Asiria; lo cual no es imposible, pero sí poco probable (BZF III 135; cfr. LB II 137).

(No-Amón), cuya destrucción pinta tan al vivo, que se puede suponer haber acaecido poco antes de la profecía contra Nínive 1. Pronuncia el Profeta de una manera conmovedora y patética la sentencia de Dios contra Nínive (cap. 1), luego la ejecución del castigo (1, 15 y cap. 2) y finalmente las culpas que lo han hecho inevitable (cap. 3).

«Profecia contra Ninive: Libro de la visión de Nahum elceseo. Yahve es un Dios celoso y vengador, un vengador sañudo es el Señor; Yahve se venga de muit adversarios, y se enoja contra sus enemigos. Yahve es sufrido y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha entre tempestades y torbellinos, y nulva son el polvo de sus pies. — He aquí sobre los montes los pies del que viene a anunciar la buena nueva, del que anuncia la paz 2. Celebra, Judá, tus fiestas, y cumple tus votos; porque nunca más pasará por ti Belial 3; pereció tolule mente» 4.

«Sube el que ante tus ojos devastará, el que estrechará tu cerco; espía n camino, refuerza tus lomos, fortifica mucho tu valor. Porque Yahve toma volle ganza de tu insolencia contra Jacob, como igualmente de tu soberbia contra Israel, porque devastadores 6 los devastaron y destruyeron sus vástagos. 161 escudo de sus ' valientes es de fuego; sus guerreros, vestidos de púrpura; de fuego sus carros de guerra en el día de la reseña, y sus cocheros adormecidos 1 Sus carros hacen estrépito en las calles, se apiñan en las plazas; su aspecto como de lámparas, como de relámpagos que van de parte a parte. Se acuerda o de sus valientes; se precipitan por los caminos; escalan con denuedo sus muros, y aprerejados están los manteletes 10. Abiertas están las puertas de los ríos 11; y el prolacio, derribado hasta el suelo. Los soldados son llevados cautivos; y las donos llas conducidas a la esclavitud, gimen como palomas y lamentándose en 👊 corazones» 12.

«¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, llena toda de fraudes y de estrago! No m apartará de ti la rapiña. Estruendo de azotes, de ruedas, de caballos que rollino chan, y de carros que ruedan, y de caballería que avanza, y de espadas relicientes, y de lanzas relumbrantes, y de muchedumbre de muertos, y de grandle simo estrago; son innumerables los cadáveres, los unos caen sobre los otron. Yo haré recaer sobre ti tus abominaciones, y te cubriré de afrenta, y te pondif por escarmiento. Todo el que te viere, se retirará de ti y dirá: Destruida lu sido Nínive. ¿Quien se compadecerá de ti?, ¿dónde te buscaré un consoludor? - Todas tus fortalezas como la higuera con sus brevas; si se sacudieren, cum rán en la boca del que va a comerlas 13. Mira que tu pueblo es como de mulero en medio de ti; las puertas de tu tierra están abiertas a tus enemigos; deve rará el fuego tus cerrojos. — Durmiéronse tus pastores 11, oh rey de Asur, ente rrados están tus príncipes; escondido se halla tu pueblo por los montes, y 110 hay quien lo junte. Notoria es tu ruina, tu llaga es maligna; todos los que saben lo que te ha ocurrido, aplaudieron; porque ¿a quién no daño en tido tiempo tu malicia?» 15

Según una inscripción de Asurbanípal (cír. Kaulen, Assyrien, etc., 248), los asirios destruyeum (Tebas luego de la muerte del rey etíope Taraka (núm. 639), hacia el 664 g. Cr. San Jerónhao de Alejandría en vez del nombre hebreo desconocido, suponiendo que el lugar en cuestión se hallaba do más tarde estuvo aquella ciudad. Spiegelberg (Aegyptologische Randglossen 31 ss.) trata de probat No-Amon designa aquí una Tebas del Bajo Egipto (Diospolis inferior), acerca de cuya destrucción

Cfr. Is. 52, 7; num. 657.

<sup>6</sup> Los enemigos gentiles, en primer lugar los asirios; a continuación (cap. 2 y 3) pinta de milmanera gráfica la ruina de su capital y la de todo su poderío.

Se dirige a Asiria.

Los ejércitos asirios.

Llámanse paladines del Señor los enemigos de Asiria, porque ejecutan la sentencia divina Sintiéndose del todo seguro. — En hebreo se traduce: las lanzas.

El rey de Asiria. El rey de Asiria se apercibe para la defensa; pero los enemigos arremeten.

Las puertas protegidas por los ríos son ya tomadas por asalto, etc.

Imagen de la facilidad y rapidez de la conquista.

Los jefes han caído.

<sup>3, 1-3 6</sup> s. 12 s. 18 s. Lo poco que sabemos de la súbita y total ruina de Nínive (núm 100) basta para demostrar el cumplimiento literal de la profecía envuelta en un lenguaje poético elavado. Para la exégesis del profeta Nahum cfr. Breiteneicher, Ninive und Nahum (Munich 1861). Der Prophet Nahum (Würzburg 1900); BSt VI 1-2, 27 ss.; Leimbach, Riblische Volksbücher III 37 Kalt, Das Buch Judith (Steyl 1924).

#### 90. Judit

Refiérese en el Libro de Judit la acción heroica de una piadosa viuda Ilmunda Judit, la cual, confortada por Dios, con astucia y osadía libertó a su mublo de la opresión de los ejércitos de Asiria. Los judíos no incluyeron este Illino en su índice de escrituras sagradas, pero lo trataron lo mismo que otros Illiros históricos de los Midraschim (narraciones adornadas con leyendas). Imitim el ejemplo judío los protestantes, quienes, siguiendo a Lutero, consideran ante libro como un abello poema espiritualo, como una aficción histórica con fin pladoson o como «versión libre de una leyenda histórica». La Iglesia ha tenido dompre este libro entre los históricos 1, como atestiguan san Jerónimo y Sulpiilo Severo (400); su forma narrativa, sencilla y desprovista de todo ornato, pero viva y real, la verdad psicológica de los caracteres, en particular el de la heroína Indir, y una tabla genealógica inserta en el libro, son argumentos que hablan en pro de la tradición eclesiástica. Tres circunstancias han contribuído a poner un tela de juicio su historicidad: 1. La falta del texto primitivo, como sucede rim el Libro de Tobias; pues sólo poseemos versiones y refundiciones, distintas unos de otras por su redacción lata o compendiosa, y con grandes deterioros en hos nombres, de lo cual ya en su tiempo se quejaba san Jerónimo. 2. La dificultail de dar con la época en que pudieron acontecer los sucesos que se narran y his circunstancias que se suponen. El Templo está en pie; Nínive (no Babilonia) os el imperio amenazante; Israel carece de rey y el sumo sacerdote rige al jumblo; este permanece fiel a Dios y tiene el valor de alzarse contra el poderío astrio y resistir el empuje de su ejército. 3. Dificultad de encajar los nombres y muesos bíblicos en la historia profana conocida. — Y que estas dificultades anno reales (y no simples objeciones de los enemigos de la Reve'ación) se prueba por los escasos resultados que ha tenido el intento de determinar con precisión h época y las circunstancias históricas; y aun para algunos sabios (católicos) son um numerosas y de tanto peso las dificultades, que les parece imposible tuda explicación histórica, y creen que el caso obliga a apartarse del sentido Ilteral y obvio 2. Habríamos, pues, de considerar este libro, no como profecía vontido con los arreos de la historia , sino como narración libre, que desarrolla um munto objetivo o un tema de libre invención con fines didácticos y piadosos, y no reclama verdad histórica, sino didáctica 4. Mas ya desde Sulpicio Severo (Chron. 2, 12 y 14) se discutió esta suerte de dificultades de nuestro libro, sin que se dudara de su carácter histórico. No debemos, pues, desechar el convenrbulento unánime de la antigüedad y de la Edad Media, clasificando el libro do Judit en otro género literario; y más, cuando en los últimoss tiempos se ha nuesto en claro una serie de puntos oscuros, de suerte que la historicidad del libro de Judit puede defenderse científicamente con sólidos argumentos, aun rumulo queden por resolver algunas cuestiones. Las tres dificultades de que nuter se ha hablado se resuelven, en general s, teniendo en cuenta lo siguiente:
1 Los traductores, refundidores y copistas del texto original (hebreo o arameo) munilituyeron nombres de personas y de lugares que les eran desconocidos, o les nomban extrañamente, por otros más corrientes en época posterior, y dieron rabila a expresiones y recuerdos de tiempos más recientes. Corregidos esos

<sup>1</sup> Demuestra esto detenidamente Biolek en WSt IV 367.

<sup>\*</sup> Enefellica Providentissimus 42; cfr. núms. 18 y 618.

\* Así A. Schelz, Das Buch Judith eine Prophetie (1885); Kommentar zum Buche Judith (Würzburg 1866), cfr. núm. 25. Rábano Mauro, que interpretó alegóricamente el libro, no llegó a negar el eminio historico; mas, como se desprende de los principios generales sentados por él mismo, se apoyó para deducir aplicaciones prácticas y piadosas, apropiadas a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las necesidades de su tiempo, se apoyó propiados a las nece

Whicker, entre otros (Altorientalische Forschungen II 266), admite fondo histórico, pero explica forum actual del lib o por refundiciones, amplificaciones y adornos que hasta la época de los habite su experimentardo el asunto Cr. Steinmetzer, Neue Untersuchungen über die Geschichlichkeit studith-Exachtung (Leipzig 1907); Nikel en BZF VIII (1916) 216. Esta hipótesis viene a coincidit, un la tencia de narración libre de sondo histórico, de cuya existencia y compatibilidad con la inspiración discute. Cfr. móm. 18. — Bibliografía ace ca del Libro de Judit en Neuler, Untersuchung der reintichlichen und kanonischen Geltung des Buches Judith (Münster 1886); Riesler, Chronologische der Heldentat Judiths, en Kath 1811 1 ss.; Palimieri, De veritate historica libri Iudith Italuplae 1886); Cornely, Introd. II, 1, 30; LB II 886; Rösch, Die Higige Schrift AT 217.

And (Nabucodonosom en vez de (Asurbenípalo (o Asarhaddón); Arphaxado en vez de (Arbaceso. Atende dos datos geográficos y etnológicos del Libro de Judit cfr. ThQS 1913, 376 ss. (Riessler).

nombres y separado lo que no es común a todos los textos, desapareco una multitud de dificultades en que antiguamente no se reparaba, porque no se como cían otras fuentes de los nombres y acontecimientos citados en Judit. 2. El me tado de cosas que supone el libro está en consonancia con la época de la cautividad. Con Manasés fueron al cautiverio muchas personas de las uclamentos de la cautiverio muchas personas de la cautiverio muchas de la cautiverio de la cautiv acomodadas» que abundaban en los mismos sentimientos que su Rey; y interpretarios que su Rey; y interpr como este príncipe se corrigió con el castigo, es de suponer que las reliquins de Israel habrían renunciado al culto idolátrico (v. núm. 643), introducido por Manasés (después de la reforma de Ezequías). 3. Las inscripciones asirias vivues a confirmar las noticias que el libro de Judit nos da acerca de las ideas y cue tumbres de Asiria: por ejemplo, que el rey de Asiria se daba a sí mismo el illula de «señor del orbe» y pretendía exterminar los dioses de todo el mundo (dos truir sus templos), arrogándose el derecho a ser adorado como dios; del minima modo, lo que nos dice Judit de la manera que tenían los asirios de hacer la guerra, de su crueldad y liviandad. La situación política en particular no lin esclarecido de tal suerte, que pueden perfectamente acoplarse a la historia prin fana los sucesos narrados en el Libro de Judit. Asiria se encuentra en el apouto de su poderío. Pero los estados vasallos soportan de mala gana su yugo; interlo que aquélla se ve precisada a hacer repetidas expediciones al Occidente pura domeñar a los pueblos rebeldes. Según las inscripciones, fué en tiempo de Asurbanípal cuando se llevaron a cabo estas campañas contra Siria, Asia Menura tribus árabes, Palestina y Egipto (650-647); y no diciendo nada las inscripciones acerca del resultado, ni de otra segunda campaña (contra Egipto y Palestina), nos atenemos al relato bíblico, según el cual los asirios regresaron derrotudos y cubiertos de ignominia, y no se dejaron ver ya más en Occidente 1. Según com habría que leer Asurbanípal (Sardanápalo), ú'timo rey de Asiria, en vez de Nabucodonosor. De la crítica textual y de las aclaraciones que nos reservan las fuentes históricas profanas esperamos la solución de las demás dificultades,

El general asirio Holofernes 2 vino a Occidente con un pode roso ejército para someter una porción de pueblos rebeldes, entre ofron el de Judá, sujetos antes al rey de Asiria. Había ya conquistado todan lan ciudades fuertes y las fortalezas del norte de Judá y hecho sentir su mallo cruel sobre los infelices habitantes 3. Habiendo sabido esto los hebreus que aún quedaban en el antiguo reino de Israel, animados por el sumo sacerdote Eliaquim o Joaquín 4, ocuparon las alturas de los montes y los pasos; los sacerdotes se vistieron de cilicio; jóvenes y anc anos clamuron al Señor con ayunos y oraciones, para que no los abandonase en manon de los gentiles, ni su Templo a la profanación 5.

Cuando supo esto Holofernes, montando en cólera, convocó a los príncipas de los moabitas y ammonitas que servían en su ejército, y les pregunto que pueblo fuese aquél que se atrevía a oponerle resistencia. Aquior, jefe de lui ammonitas, le explicó por menudo la historia de los israelitas: cómo adornimo al Dios del cielo; pero que si se apartaban de él, caían en poder de sus enemb gos, siendo invencibles mientras permanecían fieles a su religión. Irritado Hiblofernes con este relato, exclamó: «Los pasaremos a cuchillo a todos como al fueran un solo hombre, para que sepan que no hay más Dios en la tierra, que Nabucodonosor» 4. Y mandó a sus criados que prendiesen a Aquior, le llevasen a Betulio , primera ciudad que pensaba conquistar, y le entregasen en ammus

¹ Demuestrase esto por menudo en Schöpfer, Geschichte des AT 6 645 ss. Cfr. Kaulen-Hoberti. Einleitung 262 ss. y KL VI 1973 ss.

Quizá se introdujera este nombre en el texto en lugar de otro desconocido; pero no es invercentella que Holofernes luese originario de Persia o de Media.

<sup>4</sup> Cfr. 15, 9; ambos nombres significan lo mismo; «auxilio de Dios». Ninguno de los dos encuentra en la lista de sumos sacerdotes de aquel tiempo; mas la Sagrada Escritura no trae el mente. bre de todos ellos.

Cap. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Es decir, Asurbanípal. Es acert, asuroanipat.

7 Probablemente en la actual Sanur, sólida fortificación, hoy en ruinas, sita en un monto casi aislado, del evtremo meridional de la llanura de Esdrelón (núm. 430), 4 ó 5 Km. al sur de Datal (núm. 193), 18 Km. al norte de Siquem. Domina el paso y el camino de Siria a Jerusalén por Gallas y Samaria, y era en aquel tiempo la llave del país de Judá. Recientemente la identifican algunos sesta Beth-Ilua, en el Wadi Djalud, entre Beisán y Ain Djalud, al pie del monte Fukua (Gelboé), 30 Km al

de los judíos para que compartiese la suerte de éstos. Atáronle, pues, los asirios a un arbol; y habiéndole hallado los judíos, le llevaron consigo a su ciudad. Contóles Aquior lo ocurrido, con lo cual éstos renovaron sus plegarias a Dios, phlicudo socorro 1.

068. Al día siguiente apareció Holofernes con su innumerable ejérciin a las puertas de Betulia. Y como advirtiese las defensas de la ciudad, rontó el acueducto y ocupó con una fuerte guarnición los pequeños manutiales que había en la proximidad de la ciudad; con los que los habilintes de Betulia quedaron en gran aprieto; y a los veinte días decidieron que, de no venir en cinco días algún socorro, entregarían la ciudad al

enemigo 2,

Supo esta decisión una viuda, llamada Judit, hija de un cierto Merari; la cual, a pesar de su mucha riqueza y hermosura, llevaba una vida retirada y austera. Vestía un traje de penitencia y ayunaba todos los días menos los festivos; todos la tenían en gran estima, ni habla quien hablauna sola palabra en desfavor suyo. Esta mujer envió a llamar a su Ozías, prepósito de la ciudad y a los ancianos, y les infundió duimo hablandoles de esta manera: «Vuestro acuerdo no es para provoun la misericordia de Dios, antes para excitar su ira y encender su furor. Hubéis fijado plazo a la misericordia del Señor, y a vuestro albedrío le limbéis señalado día. Humillémonos en su presencia y digámosle con lágrimas, que nos haga sentir los efectos de su misericordia del modo que de su agrado. Los azotes del Señor son menores que nuestros pecados, y nos vienen para enmienda nuestra, que no para nuestra perdición». Odas y los ancianos respondieron: «Todo cuanto has dicho es mucha verdad. Ahora, pues, ruega por nosotros; porque eres mujer santa». Declaróles entonces Judit que ella abrigaba en su pensamiento un secreto arbitrio para salvar la ciudad; y encomendándose a sus oraciones 3, sè retiró a su oratorio, esparció ceniza sobre su cabeza, postróse en tierra y pudió al Señor luz y ayuda 4.

Decidida a llevar a cabo la obra de liberación, se quitó el vestido de penitencia, ungióse y se adornó de sus mejores galas; y acompañada de su doncella fuese al campamento de los asirios. Detenida por los centinelas, díjoles: «Soy uma hija de los hebreos y he huído de ellos, porque sé que han de caer en vues-tras manos; tengo que comunicar a Holofernes un secreto. Asombrados de su entraordinaria belleza, lleváronla al general Holofernes, el cual a la primera mirada quedó prendado de ella, y aun más cuando Judit le contó el apuro en que se encontraban los hebreos, que tenían enojado a Dios con sus pecados, y cuando se ofreció a darle noticia del día del castigo, si Dios se lo revelaba, y a guiarle hasta Jerusalén 5.

Schalóle Holofernes por habitación la tienda donde se hallaban sus tesoros, nin duda para cautivarla con la vista de aquellas alhajas, y aun quiso darle de comer de su mesa. Mas Judit le contestó que no le era lícito sustentarse de manjares profanos, mostrándole las provisiones que traía su doncella. Mas, en cumbio, pidió se le permitiera andar de día y de noche por el campamento para miorar a su Dios. Holofernes accedió a la demanda. Así, pues, todas las noches Ilm Judit al valle de Betulia, se lavaba en una fuente para purificarse de cualquier impureza o que pudiera nacer del trato con los gentiles; y al regreso, oraba

normeste de Sanur; 1 1/, Km. al sur se halla la aldea Judeide (¿Judith?). Otros, finalmente, buscan Betulia al occidente de Djenin y creen reconocerla en las ruinas de Scheik-Shibel o en las de Haraiq ol Malla. Cfr. Hagen, LB I 667.

Cap. 5 y 6.

Cap. 7

Cap. 8. Cnp. 9.

Cap. 10 y 11. — Las palabras de Judit son ambiguas y en parte no son verdad. No hay que medir la conducta de la hero(na judía con las normas de la severa moral cristiana; Judit tuvo la mentira por defensa lícita y ardid de guerra. De la misma suerte hay que juzgar la muerte de Hoto-fernes. Cfr. Zschokke, Die Bibl. Frauen 333.

Cfr. núm. 340.

al Señor le ayudase a realizar su proyecto. Luego se retiraba a su tienda, guint dábase durante el día de toda impureza; y al atardecer, comía de los manjares que su doncella trajera 1.

El cuarto día Holofernes dió un gran banquete a los jefes del ejérc to, e invitó también a Judit. Acudió ella, pero comió sólo de sus viandas. Holofernes se alegró mucho con la presencia de Judit, estuvo muy regocijado durante el banquete y bebió vino en demasía, más que nunca bebiera en su vida; por lo que hubo de acostarse y se durmid Retiráronse por fin los convidados, que habían prolongado el festín hasta muy avanzada la noche. Todos dormían profundamente en el campa mento. Entonces Judit, que estaba todavía en la tienda de Holofernes, in acercó al lecho de éste, y con lágrimas en los ojos hizo a D.os esta orne ción: «Señor, dame valor en esta hora». Y tomando en sus manos la espada de Holofernes, que estaba colgada de uno de los pilares de la cama del general, le cortó la cabeza. Volcó el tronco al suelo detrás de la cama, y echó las cortinas, soltándolas de los pilares; entregó la caliral a su doncella, que estaba aguardando en la puerta, y le mandó la mm tiese en el saco en que había traído los manjares.

Hecho esto, salieron ambas, como de costumbre, fuera del campamento; mas esta vez se fueron a toda prisa a Betulia. Desde lejos grito Judit a los centinelas de la c udad : «Abrid las puertas; porque Dios ha obrado una maravilla en Israel». Todos vinieron a ella, chicos y granden l y como encendiesen luminarias, Judit subió a un lugar un poco elevado y habló de esta manera: «Alabad al Señor Dios nuestro, que no ha de amparado a los que en él confían; ha quitado la vida esta noche, por mi mano, al enem go de su pueblo». Y sacando del talego la cabeza de Holofernes, se la mostró diciendo: «Os juro por el mismo Señor, que su angel me ha guardado, tanto al ir de aquí como al estar allí y volver acá; ni lin permitido el Señor que yo, su sierva, fuera manchada». Entonces adorna ron todos, al Señor y dijeron a Judit: «El Señor ha derramado sobre !! sus bendiciones; pues por tu mediación ha aniquilado a nuestros enemigos». En especial Ozías, cabeza del pueblo, le dijo: «Bendita eres, hiju del Señor, entre todas las mujeres de la tierra; bendito sea el Señor que dirigió tus pasos» 2.

Por consejo de Judit, al romper el día colgaron los judíos la cabeza de Holofernes en lo alto de las murallas e hicieron una salida de la ciudad con gran algazara. Los jefes del ejército asirio fueron en busca de su general, man por mucho ruido que hicieran, no lograron despertarle. Entonces mandaron a un camarero que entrase a llamar al general; el camarero entró, dió en vano pale madas con sus manos, retiró las cortinas, mas encontró el lecho vacío, y exumbnando detenidamente, vió el cadáver de Holofernes, sin cabeza, tendido en tierra. Adivinando la causa del suceso, fué el camarero a la tienda de Judli, y encontrándola vacía, salió fuera diciendo: «Una mujer hebrea ha cubierto un afrenta la casa del rey; porque ahí tenéis a Holofernes tendido en el suclo, alit cabeza, y bañado en su sangre». Rasgaron sus vestiduras los jefes, y se apoden de ellos un gran temor; y a toda prisa emprendieron la huída. La guarnición de Betulia los fué persiguiendo. Avisados los israelitas de la comarca, salieron ell persecución de los que andaban perdidos por aquellos contornos y mataron nuchos enemigos. Los de Betulia se apoderaron de un inmenso botín

Lleno de regocijo por la prodigiosa liberación de Betulia, vino el sumo sacerdote loaquin (Eliaquim) de Jerusa!én con todos los sacerdotes para ver n Judit ; todos la bendijeron diciendo : «Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la ales gria de Israel, tú la honra de nuestra nación. Porque has amado la castidad, 📹 Señor te ha confortado, y por lo mismo serás bendita para siempre». Y todos pueblos se entregaron al regocijo participando de el mujeres, doncellos y

<sup>1 12, 1-9.</sup> 1 12, 10-14, 7

<sup>14, 8-15, 8.</sup> 

hornes, al sonido de organos y de cítaras <sup>1</sup>. Y Judit entono un himno triunfal, un canto de alabanza al Señor, de quien procede la fuerza y la victoria, quien no obandona a los que en él confían, a quien debemos servir con toda nuestra alma «Obedezcante todas las criaturas, dijo entre otras cosas; porque dijiste, y fueron hechas; enviaste tu Espíritu, y fueron creadas... Aquellos que te temen serán grandes delante de Ti. ¡Ay de la gente que se levante contra mi lunge! Porque el Señor todopoderoso ejercerá en ellos su venganza, los visitara en el día del juicio <sup>2</sup>.

670. Después de esto, fué todo el pueblo a Jerusalén a cumplir los votos que hiciera al Señor, a ofrecer sacrificios de acción de gracias y continuar en el Santuario del Señor el regocijo por tan señalado triunfo. Tres meses duraron las fiestas. Y Judit volvió a su vida retirada y tranquila de antes; sólo en días de fiesta se la veía en público ataviada con um galas. Cuando murió a la edad de 105 años, todo el pueblo la lloró pur siete días; y durante mucho tiempo se celebró una fiesta anual en requedo de su heroica acción 3.

Va desde los santos Padres más antiguos es Judit alabada por su amor al punblo, por su piedad y temor de Dios, por su heroísmo acompañado de la conhanza en Dios, por su castidad, humildad, retiro, continencia, santa previsión vigilancia. La iglesia ve en esta mujer tan adornada de virtudes, especialmente por su triunfo sobre Holofernes, una figura de la Virgen María 4. Porque María Santísima posee una santidad incomparable en cualquier aspecto, y por medio de su divino Hijo ha vencido al enemigo de la humanidad; por esto la ensalzan los ángeles y los hombres por encima de todas las mujeres en los ligito de los siglos 4. Dios protege por medio de los santos ángeles custodios a nequellos que con santa intención o inspirados del cielo se encuentran en algún peligro y se preparan a él con la oración y penitencia, mas no a quienes se exponen sin necesidad y temerariamente, o guiados por un mal deseo, y se avienen a la tentación negligentes y perezosos.

# III. Caida del reino de Judá. Cautiverio babilónico

(De 630 a 536 a. Cr.)

# 91. El rey Josias. Los profetas Habacuc y Sofonias

(IV Reg. 22, 1 a 23, 30, II Par. 34, 1 a 35, 27)

671. Aun volvió a brillar en Judá la estrella de la esperanza cuando Jonias, hijo de Amón 6 (638-668), haciendo honor a su nombre 7, trabajó con abinco por la reforma del pueblo. Desde su tierna infancia mostróse instrumento escogido por la divina providencia, pues, con haber sido elevado al trono cuando apenas contaba ocho años, conservó la inocencia y el temor de Dios en medio de las impías abominaciones de la corte de su padre, y creciendo en edad, buscó de todo corazón al Dios de su padre David. A la edad de veinte años, en el duodécimo de su reinado 8, comenzó a limpiar de torpezas e idolatrías a Judá y Jerusalén. Y aun hizo más: porque entrando en el antiguo reino de Israel, desterró el culto idolátrico. Habiendo llegado a Betel, donde desde los tiempos de Jeroboam se daba culto a los becerros, redujo a cenizas en el mismo altar

<sup>15, 9-15,</sup> 

<sup>10, 1-21.</sup> 

Zscholcke, Ine Bibl. Frauen 341 ss. Schaler, Die Gottesmutter in der Heiligen Schrift 109-

<sup>\*</sup> Taic. 1, 28 42 48. \* Cfr. núm. 643.

Josfas significa: «Dios salva»

<sup>\*</sup> Cfr. 11 Par. 34, 3 ss.

idolátrico ios huesos de los sacerdotes idólatras que allí cerca estaban enterrados, destruyó el altar y el bosque circundante y cumplió al pie de la letra la profecía que 350 años antes pronunciara un profeta contra Jeroboam. Como al abrir los sepulcros le llamara uno de ellos la atención y preguntase cúyos eran aquellos restos, respondiéronle los principales de la ciudad: «Es el sepulcro del siervo de Dios que hace tiempo prediju esto que tú acabas de hacer en el altar de Betel». A lo que replicó el Rey «Dejadlo, nadie toque sus restos».

672. En el año dieciocho de su reinado (621 a. Cr.) propúsose Josína restaurar el Temp'o y encomendó el negocio al sumo sacerdote Elcías. En esta ocasión se encontró el libro de la Ley. Según el mandato de Moisés, la Ley debía siempre guardarse en el Arca de la Alianza (cfr. núm. 396); pero, son que en tiempos de idolatría lo hubicsen arrinconado ciertos sacerdotes condocendientes, sea que otros, temerosos de Dios, lo hubiesen puesto a buen recaudo en el tesoro del Templo, el libro había desaparecido de su lugar. Presentólo Elcías a Safán, secretario del Rey, el cual, después de leerlo, se lo entregó a Josías. Comenzó éste a leerlo y llegó a aquel pasaje del Deuteronomio (cap. 28) que contiene las terribles maldiciones con que Dios amenaza a su pueblo en

caso de pertinaz desobediencia 2.

Conmovido el Rey y temeroso de que hubiese llegado ya el tiempo del cumplimiento de tales amenazas, rasgó sus vestiduras y mandó a Elcías y a lus empleados del reino allí presentes: «Id y consultad al Señor por mí y por las reliquias de Israel y Judá acerca de las palabras de este libro; porque la la de Dios se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no observaron todas las palabras de Dios que están escritas en este libro». Fueron los enviados a una profetisa llamada Holda y le consultaron acerca del asunto. Ella respondió: «Esto dice el Señor: Todos los males que el Rey ha leído en el libro de la Ley, haré yo venir sobre este lugar y sobre sus habitantes, porque ofrecieron sacrificios a dioses extraños y me irritaron con sus obras. Man porque el Rey escuchó las palabras del Señor, se humilló en mi presencia y rasgó sus vestiduras llorando, bajará en paz 3 al sepulcro y sus ojos no verán todas las calamidades oue yo haré venir a este lugar». Mandó el Rey reunir al pueblo en el Templo, renovó solemnemente la Alianza con Dios y celebro la Pascua con tanto esplendor y respeto a las prescripciones de la Ley, como no se había celebrado hacía siglos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. núm. 574. Nada tiene de inverosímil que Josías hubiese destruído el altar de Betel, ello los confines de Judá, peligro constante para la reforma religiosa que tan piadoso Rey empreudleta Tampoco debe sorprendernos que el piadoso Rey se atreviera a penetrar en dominios que desde hacía tematos pertenecían al imperio asirio, porque harto trabajo tenfa el rey de Asiria en Occidente para una parse en asuntos de Palestina.

Núm. 387 s. Acerca del hallazgo cfr. Reinke, Beitrage, etc., VIII 133 ss.; Hoberg, Mozea non Pentateuch 7 ss.; Euringer en BZF IV 8 (1911), 320 ss. La moderna crítica del Pentateuco oblinhaber sido este hallazgo obra de un epiadoso embusten (de sacerdotes y profetas), y en esto se ajunta principalmente para afirmar que el Pentateuco se compuso en tiempo de Josías y fué la palanca de qui el piadoso Rey se sirvió para llevar a cabo la reforma religiosa. Mas ello contradice abiertamente a que nos cuenta la Sagrada Escritura; porque de no ser el Libro de la Ley, indiscutiblemente reconsolo por todos, aunque descuidado a veces y aun en épocas olvidado, no se explica la impresión extraordina la que produjo en el pueblo y en el Rey. Tampoco se compende que los profetas de Dios, en particular Jeremias, tan celoso contra las mentiras y farsas de los escribas, hubiesen inventado o favorecldo un epiadoso embusteo (cfr. núm. 31). Las conjeturas de Naville han despertado recientemente nuava discusiones. Opina este crítico que el ejemplar apareció, durante los trabajos de reparación del neu uno de los muros donde — a usanza babilónica y egipcia — había sido anteriormente ocultado. OLZ 1907, 12. La opinión de Neville ha encontrado más impugnadores que partidarios, pero de la salido ganando la credibilidad hietórica del relato bíblico y ha perdido terreno la hipótesis racionallas (cfr. BZF IV 8, 336 ss.; BZ IX 230 ss.; Kittel, Geschichte des Israel. Volkes II° 500 ss.; H. Schule Gessmann, Schriften des AT II, 2, 197, ha vuelto a la hipótesis del piadoso embuste; ZAW 1988, 291 ss.). — Según ATAO° 556, se trata de un códice original, hallado en el archivo del Templo, a sente janza del original de la ley de la realeza que, según Deut. 17, 18, guardaban los sacerdutes, mientra que el rey disponía de una copia. El guardar secretamente los textos originales tenía por preservar la Ley de las alteraciones y corrupciones que pudieran nacer de las copias y de la interitación oral (Deut. 17, 18). Las inscripciones cuneitormes hablan r

En recompensa a la devoción del Rey, disfrutó Judá de paz y bienuntur durante todo su reinado. Mas la conversión del pueblo no fué sincein, por donde Judá corrió la misma suerte que Israel un s glo antes. En una guerra del rey de Egipto Necao contra los babilonios, negó Josías a Furaón el paso por sus dominios; y como a pesar de la negativa hubiese el egipcio penetrado en Judá, hízole frente Josías en Mageddo 1 con un ejército relativamente exiguo. Habiendo recibido una grave herida, se retiro del combate y murio en el camino de Jerusalén. Fué enterrado en el sepulcro de sus padres y le lloró todo el pueblo 2. Con él quedó sepultuda la última esperanza de Judá. El profeta Jeremías le lloró con lamenfuciones conmovedoras 3, que desgraciadamente no han llegado a nosofros.

673. El profeta Habacuc vaticinó en los días de Josías . En un diálogo on el Señor describe con brillante lenguaje el castigo sobre Judá, que los judíos no querían creer, pero que iba a cumplirse por mano de los babilonios: habia luego de la caída del imperio babilónico; pinta después en un magnífico emuto profético la aparición del Señor para salvar a su pueblo y castigar a sus memigos <sup>5</sup>.—Nada sabemos de la vida de Habacuc <sup>6</sup>; la identidad con el Habacuc que menciona el libro de Daniel <sup>7</sup> es dudosa, mas no imposible, si se idvierte que llegó a edad muy avanzada (120-130 años). Los pasajes más impor-

tantes de su profecía son los siguientes:

aVisión que vió el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré, y no olrás?, ¿daré voces a ti en la violencia que sufro 8, y no me salvarás?—Poned los ojos en las naciones y ved; maravillados y espantados quedaréis, porque en vuestros días ha sucedido una cosa que nadie creerá cuando se cuente. Porque yo haré venir a los caldeos, gente fiera y veloz, que recorre toda la faz de la tlerra para apoderarse de tiendas no suyas ".—Mas, ¿no eres tú, desde el printiplo, Señor Dios mío, Santo mío? No moriremos. Señor, Tú le has destinado mura ejercer tu venganza, y le has dado tan grande poder para castigarnos 10. Demasiado limpios son tus ojos, para que puedan ver el mal; ni podrías sufrir In iniquidad. ¿Por qué te vuelves a mirar a los que hacen mal, y te estás callundo cuando el impío se está tragando 11 al que es más justo que él?» 12.

«Estaré alerta haciendo mi centinela y estaré firme sobre la muralla; y mi-Y me respondió el Señor, y dijo: Escribe lo que ves, y anótalo en las tablillas, para que se pueda leer corrientemente. Porque la visión 14 aun está lejos, mas al fin se cumplirá y no saldrá fallida. Si tardare, espérale; porque ciertamente vendrá, y no tardará. Mira, que el incrédulo no tendrá en sí mismo un alma dorecha; mas el justo, en su fe vivirá 15. — porque las piedras alzarán el grito

Cfr. núms. 420 y 430.

De Zach. 12, 11 (cfr. núm. 713) se desprende que Josías murió en Adadremmón, actual Rumma101, 7 Km. al sur de Mageddo. Véase su elogio en Eccli. 49, 1-5.

1901 384.

Según Kaulen-Hoberg, Einleitung II , 427, antes de Josías, hacia el 650 a. Cr.; según otros, halo el reinado de Joaquín, después que Nabucodonosor se había apoderado del reino de Judá. Cfr. halo el Reine Propheten II 78; Knabenbauer, Proph. min. II 51. También Hoonacker señala a las nolocías de Habacuc la época del 605 al 600 a. Cr.

Recítase en las Horas Canónicas (el viernes). Los santos Paders descubren en ella misteriosas.

\* Según 3, 19 (hebreo), parece haber sido cantor del Templo y, por tanto, de linaje levítico. Acerca de su sepulcro en Ke'ila vide núm. 663.

Dan. 14, 32. Probablemente hay una confusión de nombres en la versión griega. De los caldeos (babilonios). El Profeta se lamenta en nombre de su pueblo. Acerca del carácter del pueblo caldeo cer. Kaulen, Assyrien, etc., 214 s. Nabucodonosor castigará, pero no aniquilará a Jerusalén.

14 I, 1 S. 5 S. 12 S.

Cir. 11 Par. 35, 25. Las lamentaciones que nos han quedado de Jeremías se refieren a la destrucción de Jerusalén y del Templo (cfr. núm. 684). Royer (Ein verlorenes Lied des Propheten Jeremías, en PB 1902) trata de probar que la tercera lamentación de Jeremías (cap. 3) es un canto fúnctivo pair la inverte de Josías. Cír. en contra de esta hipótesis Schneedorfer, Das Buch Jeremias, etc. (Vic-

aluslones al Mesías y a su obra; cír. la exégesis del Canticum Habacuc en Thalhofer, Psalmen 930 ss.; Lalubach, Bibl. Volksbücher IV 73 ss.

de Cuando los gentiles e implos caldeos han oprimido tan duramento a un pueblo, que en fin de mientas es mejor que aquéllos.

Es decir, para ver la manera de propugnar ante Dios, como profeta, mi causa y la de mi pueblo.

La profecía de la ruina de Babilonia y de la liberación de Israel había de cumplirse un siglo más tarde

El sostiene todas las pruebas, porque está unido a Dios por la fe (cfr. 1s. 7, 9; 28, 16; Rom. 1.17).

desde las paredes, y responderán los maderos que están entre las junturdel edificio 1. ¡Ay del que edifica una ciudad con sangre y del que asienta 1 muros con injusticia! ¿No es esto del Señor de los ejércitos? Los pueble pues, trabajan para el fuego, y las gentes se fatigan en vano y describer. Porque la tierra será llena del conocimiento de la majestad divina, como mar se inunda de aguas, para que conozcan la gloria del Señor.-Mas el Señor en su santo Templo: ante su acatamiento a calle toda la tierra» 4.

"Oración del profeta Habacue por los pecados de ignorancia". Señor, tu voz y temí. Señor, renueva tu obra en medio de los años. En medio de la años la harás notoria a: cuando te enojares, acuérdate de tu misericordia, Devendrá del Austro; y el Santo, del monte de Farán 7. Su gloria cubrió los ciclos y la tierra está llena de su loor 8; su esplendor es como la luz 9; rayos 11 gloria en sus manos; allí está escondida su fortaleza. Delante de su faz la

la muerte, a su presencia saldrá 11 Satán 12.

Después de dirigir una mirada profética a las manifestaciones del trons tible poder de Dios en el gobierno de su pueblo 13, espera el Profeta confluir mente que el Señor no abandonará a su pueblo 14 en las terribles desgracias que le amenazan, sino le guiará a su destino mesiánico. Por eso termina de en manera: «Mas yo me gozdré en el Señor; y me regocijaré en Dios mi Salvadut El Señor Dios es mi fortaleza; El me dará pies como de ciervo. Y venculto me conducirá a las alturas 15, y yo le cantaré salmos» 16;

674. El profeta Sofonías profetizó en el reinado de Josías, de consigniente al mismo tiempo que Habacuc 17. — Su libro contiene dos discursos profetione En el primero (cap. 1 y 2) amenaza a Judá y Jerusalén con la ruina, en castlon de la idolatría e inmoralidad reinantes; y luego, a los enemigos del pueblo de Dios 18, especialmente a Asiria, por su impía opresión. En el segundo (cup conmina de nuevo a Judá, pero se extiende principalmente en las promente mesiánicas.

aPalabra del Señor, revelada a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Godolha hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey 🥼 Judá. Yo extirparé por entero todas las cosas de sobre la haz de la tierra, dies el Señor: hombres y bestias, aves del cielo y peces del mar 16; y perecerán los impíos; y exterminaré de la haz de la tierra a los hombres, dice el Senor. Y sucederá en aquel tiempo; vo escudriñaré a Jerusalén con candelas \*\* y viele

Las mismas piedras y maderas se quejan de tu crueldad (de la de Babilonia).

2, 1-4 11-14 20.

Pide gracia para su pueblo descarriado

Esta manifestación de Dios (en el Mesías) igualará en esplendor y aun ha de superar a la Ma

Sinaí (cfr. 285 ss.).

Cfr. Is. 6, 3; núm. 647.

trar Israel en Canaan; el mismo Satán se retira (cfr. Ioann, 12, 31; 1 Cor. 15, 24 88.).

3, 1-5.
 3, 6-17.
 La deportación al cautiverio babilónico.

3, 18 s.
Cfr. Soph. 1, 1; Leimbach, Biblische Volksbücher IV 93 ss.; Lippi, Das Buch des Prophetto

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Todos estos imperios desaparecen; sólo sirven para preparar el reino del Mesías, que abarra balla el mundo (cfr. Dan. 2, 37 ss.).

<sup>a</sup> Adórele la tierra con suma reverencia (en su Iglesia, en su Tabernáculo).

En medio, es decir, en el curso de los años, o en el tiempo establecido por ti, en la plentad los tiempos. La versión de los Setenta y también la Itala dicen de esta manera: Te reconocerda medio de dos animales; lo cual se ha interpretado de muy diversas maneras. Los santos Padres, 600110 dolo con el pasaje de Isalas 1, 3 (cfr. núm. 645) y con aquel otro de Luc. 2, 7 ss., lo entenderon el nacimiento de Jesús en un pesebre. Por esto se reza en el responsorio de la cuarta lección de los Mallis de Navidad: 610h gran misterio y admirable arcano! ver los animales al Señor nacido, reelluado el posebre lo; y en el responsorio de la sexta lección de la festividad de la Circuncisión; «Señor, al tu anuncio y me atemorizo; contemplo tus obras y me estremezco; en medio de dos animales ysus un pesebre el que resplandece en los ciclos».

Cir. (8, 6, 3; num. 647.

Cir. Isann, 1, 4-9; 8, 12; Luc. 1, 78 70; 2, 32; Matth. 17, 27; 24, 30.

No eccernoso; la palabra latina cornu significa en los pasajes poéticos lo mismo que la hemanica y la griega ké as: rayo de luz, relampago (Kaulen, Handbuch der Vulgata\* [1904] 10.

Tanta de la griega ké as: rayo de luz, relampago (Kaulen, Handbuch der Vulgata\* [1904] 10.

Es decir, en presencia de El caen todos los enemigos de su pueblo, como en otro tiempo de la decir, en presencia de El caen todos los enemigos de su pueblo, como en otro tiempo de la decir, en presencia de El caen todos los enemigos de su pueblo, como en otro tiempo de la decir, en presencia de El caen todos los enemigos de su pueblo, como en otro tiempo de la decir, en presencia de El caen todos los enemigos de su pueblo, como en otro tiempo de la decir, en presencia de El caen todos los enemigos de su pueblo, como en otro tiempo de la decir.

us El, el vencedor, el pederoso Dios, me arrancará a mí, su pueblo, de la desgracia y me trans de monuevo a mi patria.

Sophonias, en BSt XV 3 (1910)

Principalmente a los filisteos, ammonitas, moabitas, etiopes y asirios (2, 4-15).

El país quedará completamente desierto. Las energicas expresiones que el Profeta emplea aque

en lo que sigue, indican que el castigo ejecutado mediante los babilonios es sólo figura de aquel sua mucho mayor que ha de sobrevenir en la primera y segunda venida del Mesías.

\*\* Castigaré aún las cosas más coultas.

land a los varones que están sumidos en sus immundicias 1; que dicen en su manon: 1/1 Señor no hace bien ni mal . Cerca está el día grande del Señor, min esta v va llegando muy de prisa; amargas voces las del día del Señor; los Incitios de verán en apreturas. Día de ira aquel, día de tribulación y de congoja, Illa de calamidad y de miseria, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado inhi tempestad. Día de trompeta contra las ciudades fuertes y contra los altos Hamleso 3,

"Wenid todos, congregaos 4, pueblos no amables, antes que el decreto traiga quel da como polvo que pasa, antes que venga sobre vosotros la ira del furor Mil Senor, antes que venga sobre vosotros el día de la indignación del Señor. Mariad al Señor todos los humildes <sup>5</sup> de la tierra, los que habéis guardado sus proptos; buscad al justo, buscad al manso; por si podéis poneros a cubierto el n del turor del Señor. Porque destruída será Gaza la y Ascalón quedará yerma; la taote, al mediodía la expulsarán la y Accarón será desarraigada —. Y extendem su mano contra el Aquilón, y destruirá a Asur; y tornará la ciudad hermona " en desierto y en despoblado y como en un yermo. Y sestearán los ganados en medio de ella, todas las bestias impuras; y la lechuza y el erizo moratan en sus umbrales; voces suenan en sus ventanas, cuervos en sus dinteles; purque yo aniquilaré su poderío. Esta es la ciudad gloriosa que moraba confiada la que decía en su corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay otra. ¡Cómo se lin tornado en desierto, en guarida de bestias! Todo el que pasare por ella silhará v moverá su mano» 8.

nily de ti, que provocas a ira, ciudad rescatada?, paloma (seducida)! No quiba escuchar voz alguna ni recibir corrección; no confió en el Señor, no se accico a su Dios.—Dije: «Ten temor de mí, recibe mi discip ina, y no perecerá in morada por causa de todas las culpas por las cuales te castigué»; pero desde la manana pervirtieron todos sus pensamientos. Por tanto, espérame, dice el Senor, en el día en que yo me levante para el porvenir; porque mi designio es renoger las naciones y reunir los reinos ; y derramaré sobre ellos mi indigna-ción, toda la ira de mi furor ; porque con el fuego de mi celo será devorada toda la tierra. Porque entonces daré a los pueblos labios puros, para que todos auroquen el nombre del Señor, y le sirvan como un solo hombre.—Y dejaré en medio de ti un pueblo pobre y menesteroso que confía en el nombre del Señor. Los reliquias de Israel no harán justicia, ni hablarán mentira, ni será hallado engano en su boca; porque serán ellos mismos apacentados, y sestearán, y no lubra quien los espante. Regocijate, hija de Sión, canta, Israel; alégrate y nózate de todo cerazón, hija de Jerusalén. El Señor ha borrado tu condenación, nhuyentó a tus enemigos. El Rey de Israel, Yahve, está en medio de ti, nunca más temerás mal alguno. En aquel día se dirá a Jerusalén: «No temas», y a Sión: ano desfallezcan tus manos». Yahve, tu Dios, en medio de ti, el fuerte, el te socorrerá. En ti hallará El su gozo y alegría, callará en su amor<sup>10</sup>, se regorijará sobre ti. — En aquel tiempo yo os tracré; y en el tiempo os recogeré; porque os daré nombradia y loor en todos los pueblos de la tierra, cuando trocare vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señoro 11,

# Ultimos reyes y caída de Judá

(IV Reg. 23, 31 a 25, 26; 11 Par.)

675 Muerto Josías 12 cumpliéronse muy pronto los destinos de Juda. Joacaz ! Ilamado también Sellum ! hijo menor de Josías, elevado al trono tal

rolor y fuerza.

Que se tienen por fuertes y seguros, como el vino que reposa sobre las heces, de las cuales toma lor y fuerza.

La decir, no recompensa el bien ni castiga el mal.

La la la la la la la cuales toma de la cuales toma el personal de la cuales toma el personal de la cuales toma lor y fuerza.

Para hacer penitencia e implorar el favor divino.

Vosotros, varones piadosos, adoradores de Dios (fieles, en oposición a los hijos del mundo, hom-

bies de espíritu engreído). Acerca de esta y de las siguientes destrucciones cfr. III. 1877, 54 69 109 140 88. Es decir, a sus moradores.

<sup>· 2, 1-4 13-</sup>I5. Nínive; acerca de su destrucción efr. núms. 630 y 665.

Jerusalén, la ciudad que tan a menudo ha recibido el auxilio de Dios. 12 3, 1 S 7-9 12-17 26. No se acordará ya más de tus pecados. Cfr. núm. 672. Cfr. Ierem. 22, 10-12.

<sup>&</sup>quot; Cfr. núm, 672. le lerem. 22, 11; cfr. I Par. 3, 15; quiere decir: ase devuelve, se le recompensan.

vez por su pericia militar, fué tan impío como los otros reyes; su relnado dun sólo tres meses (608 a. Cr.). Porque, habiendose enemistado con Necao, sua cadenado por éste en Rebla 1 y conducido a Egipto, donde murió.

Necao puso por rey de Judá a Elioquim, hermano mayor de Joacaz, mulan dole el nombre por el de Joaquin , en señal de soberanía. Reinó Joaquín una años (608-598), e hizo lo malo delante del Señor, como sus predecesorem, III avaro y tan sanguinario, que mandó matar al profeta Urias por unas amonumento



Fig. 76. Camafeo de Nabucodonosor (antes del 600 a. Cr) Berlín, Museo (Según A. Jeremías, A. T. 3)

ciones que éste le hiciera, y aun atentó contra los profetas Jeremías y Baruc. Mas éstos se escondicion de su ira 3. Luego del comienzo de su reinado, tuto que pagar un fuerte tributo al rey Necao, por lo que fué preciso imponer duras cargas al país. Pero la sumb triste fué, que, como vasallo de Necao, siguió la muyle de éste. Porque Nabucodonosor (fig. 76) 4, rey de la caldeos o babilonios, hijo de Nabopolasar, después in destruir en 606 a. Cr. el imperio asirio y haberne una derado de toda el Asia Menor, derrotó a Necno in Carchemis , el tercer año del reinado de Joaquín. Lungo (606 a. Cr.) vino a Jerusalen, la sitió, llevó canton a Babilonia al rey y a los hijos de las familias mán num b'es e hibo transportar parte de los vasos sagridos 4 Algún tiempo después devolvióle Nabucodonosor la lle bertad y el reino. Mas no escarmentó Joaquín, simo que, en su lamentable ceguedad, levantóse de nuevo .

los tres años contra el rey Nabucodonosor, el cun mandó un ejército que pusiera cerco a Jerusalén. Joaquín murió antes de cur la ciudad en poder del enemigo 7.

Su hijo y sucesor Jeconias (598) se rindió a discreción a Nabucodonomo, que en persona dirigía el cerco, y fué llevado cautivo a Babilonia con 10.000 hombres de la nobleza, con el ejército y los artesanos, con los tesoros del Templo y del palacio real 8.

676. Nabucodonosor elevó al trono a Matanias, tercer hijo de Josias,

\* lerem. 22, 13-19; 26, 20 ss.; 36, 19 26.

<sup>1</sup> También Reblata, en hebreo Ribla, hermosa ciudad de Siria, adonde fué llevado. Se halla unas dos horas al sur de Laodicea, en la ribera derecha del Orontes, en el país de Hamat, junto al cambi de Babilonia a Palestina, 70 Km. al oriente de Trípolis y otro tanto al sur de Emat, unos 450 Km. al

norte de Jerusalén.

<sup>2</sup> Como Dan. 1, 7. No cambió el significado del nombre; porque «Eliakim» significa «Dis» to vanta», y «Joakim», «Yahve levanta».

El nombre babilonico Nahu-kudurri-usur significa: «Nabu proteja la corona». La forma proteina latina (Nabucodonosor) es más conforme con el asirio-babilónico que la lectura corriente del hebreus Nebukadnezar. Nabuccdonosor fundó el imperio neo-babilónico; con sus conquistas y acertada administración lo elevó rápidamente a grande pero effmero florecimiento. Pero más que por sus conquistas mereció bien del país por las obras que llevó a cabo en la ciudad de Babilonia y en todo el reino—am mereció bien del país por las obras que llevó a cabo en la ciudad de Babilonia y en todo el reino amplios edificios, restauración de templos, canales y vías de comunicación. Cosa extraña: las noticias históricas de su época son relativamente pocas; la mayor parte de los documentos encontrados se religiosos. Cfr. Langdon, Die neubabilonischen Kontainant (traducción del inglés por St. Zehupfund. Leipzig 1912). De donde apenas si sabemos de este sobremo otra historia sino la que nos suministran los datos hóblicos, completados por los fragmentos de Bernan Está comprobado que Nabucodono or persiguió a su adversario, después de la batalla de Carchenia, hasta los límites meridionales de Palestina, sin cejar hasta que la noticia de la muerte de su palta le hizo volver precipitadamente a Babilonia. Que en esta ocasión hubiese dejado en paz a Jerusalón, es peco vero-fmil en sí mismo y opuesto a las noticias híblicas. Se han comprobado su estancia en es puco vero-inili et si mismo y opuesto a las noticias hibiteas. Se han comprobado su estancia en Ribla y su campaña contra Egipto, el año 37 de su reinado (véase núm. 567). Al nombre de este per dero-o monarca van unidos algunos sucesos y datos del Librò de Daniel (véase núm. 697 ss.), Kaulon Assyrien und Babilomien 254 s., trae un bosqui je de las campañas y construcciones de Nabucedonueur je fr. también Liedi Cyrus 88 ss. La Sociedad Orientalista Alemana ha descubierto los restos de un palacie de Nabucedonosor con una sala di trono, de 52 m. de longitud por 18 de anchura.

Antigua ciudad keta del Eufrates Superior, identificada por muchos con Circesium, en la confluen

cia del Chaboras; más probablemente junto a la actual Gerabis, a la misma latitud que Issos. Cir. Naul.

Nachdav. Königsgeschichte 44; LB 1 832. <sup>4</sup> Cfr Dan. 1, 2 Esta sué la primera deportación, con la cual comienza la cautividad babilóulus de los 7º años (cfr. lerem. 25, 11; 29, 10; Baruch. 6, 2; Dan. 9, 2; Il Par. 36, 21; I Esd. 1, 1) Vide Kaulen 1 c. 153 s. La croyología ofrece aquí grandes dificultades, pues al unos datos bíblicos us

<sup>\*\*</sup>Según Ierem. 22, 19: 36, 13, no había de hallar sepultura, sino ser arrojado como un animal a las puertas de Jerusalén. Acaso hubiese caído muerto en alguna batalla a las puertas de la ciudad, o quizá fuese sacado del sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de sepulcro su cadáver y arrojado fuera de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de la ciudad por los enemigos, o por el subblindo de la ciudad por los enemigos 
pueblo exasperado.

Después de la segunda deportación a Babilonia.

tambiandole el nombre por el de Sedecias, 597-587. Este hizo tan poco como sus predecesores de los avisos apremiantes de Jeremías, y permitió la abominación de la idolatría en el Templo 1. Aunque su reino iniaba en extremo debilitado, siguió el consejo de los magnates; y ayudado por los pueblos vecinos, en particular por Egipto, prometíase sacualle el yugo babilón co. Inútil fué que Jeremías le disuadiera, profetizánunde completa derrota 2; el noveno año de su reinado se alzó Sedecías en alderta rebeldía; el décimo mes del mismo año se presentó Nabucodonosor a las puertas de Jerusalén con un gran ejército. Acudió a levantar el cerco un ejercito egipcio a las órdenes del faraón Efree 3; pero, como Nabucoilimosor le hiciese frente, volvió el egipcio la espalda sin atreverse a tra-

l'intre tanto aconsejaba Jeremías a los judíos que se rindieran, profetlenudo con todos sus pormenores la vuelta de los babilonios y la espantum ruina de la ciudad 5. Todo fué inútil. Maltratado por los magnates romo supuesto tránsfuga y traidor, fué arrojado en una mazmorra y luego un una cisterna; mas el déb.l Rey no se atrevió a seguir el consejo del Profeta. Pronto cercaron los babilonios de nuevo la ciudad, la cual resistió heroicamente año y medio; el hambre y la peste se cebaban tan es-pantosamente en ella 6, que niños y lactantes morían por las calles des-Inflecidos y las madres mataban y devoraban a sus propios hijos 7. Por flu los babilonios, al mando del general Nabuzardán, a quien dejó Naburodonosor por lugarteniente suyo, se apoderaron de la parte baja de la rhidad e hicieron los preparativos para asaltar la parte alta 8.

Una noche, huyó Sedecías al desierto con sus soldados; los babilonios les persiguieron, diéronle alcance en Jericó y le llevaron preso a la prenencia de Nabucodonosor, que a la sazón se hallaba en Rebla. En castigo de su infidelidad , Nabucodonosor mandó matar a los hijos en presencia del mismo padre; luego le sacaron los ojos, y, encadenado, le llevaron a Unbilonia. Entre tanto el fuego y la espada hacían estragos en Jerusalén; no se perdonó sexo ni edad. El Templo, el palacio del rey y todas las cumas, después de saqueadas 10, fueron pasto de las llamas; los muros, urrasados, y los moradores de la ciudad y de todo el país llevados cauti-

vos. Sólo dejaron a los pobres y a los viñadores.

# 93. Los profetas Jeremias y Baruc

(626-583 a. Cr.)

677. Jeremías, hijo del sacerdote Helcías, natural de Anatot 11 tribu de Benjamín, fué escogido desde su niñez profeta del Señor, y ejerció su misión

<sup>2</sup> leiem. 27, 12 SS.

Escel. 8, 14.
En hebreo Hofra, en griego Apries.

le em. 38, 2. <sup>4</sup> lerem. 37, 6; cfr. 44, 30.

<sup>1</sup> Thren. 2, 11; 4, 9 10.

lerem. 37 y 38.

lerem. 39.

lerem. 4el leitcenso del lerebeta del intereso del lerebeta del lerebeta del lerebeta el historindor sagrado incorporó a su libro, cabe preguntar si quiso con ello responder de la veraculad de su contenido. Ni en el concepto de Inspiración ni en el contexto encontramos solución a e te problema Disputan, pues, los comentaristas si se trata de hechos, o de noticias que circulaban entre los judíos de nquel tiempo (cfr. núm. 737). Acerca de la credivilidad de ambas noticias cfr. Herkenne. Die Briele zu Beginn des zweiten Mükkahaenhuches, en BSt VIII 4, 27 ss. No hay razón alguna para dudar de ello. No es preciso admitir un milagro para explicar la posibilidad de esconder el Arca del Testamento; sólo queda oscuro el vaticinio d-l Profeta tocante al futuro hallazgo. En cuanto al fueto sagrado, la Sagrada Escritura atribuye su de-cubrimiento a un milagro; acerca de esto cfr. núm. 716. "Cfr. núm. 555. Acerca del profeta Jeremías, vide. Kath. 1860 l. 394; Riessler, Der Prophet Jeremías, en BZE VII (1914) 3; Scholz, Kommentar zum Propheta Jeremías (Würzburg. 1880); Schneedorfer,

durante más de cuarenta años, desde los trece de Josías hasta la deportación i Sedecías. Este oficio fué para él tan amargo como no lo fuera para profealguno; porque tuvo que anunciar y presenciar la ruina de Jerusalén y Judá, lo más querido de su alma en la tierra. Con rigurosísima penitenem virginidad 2 impuesta por Dios e incesante oración 2 con súplicas y lágrima. y con las más concretas y persuasivas alusiones al inminente castigo de Dios procuró mover los corazones al arrepentimiento; pero de todo ello sólo cosed odios y persecuciones 6. En su misma ciudad natal maquinaron contra su vida en el Templo pusieron sus manos en él los sacerdotes y falsos profetas que engañaban al pueblo con promesas, y pidieron para él la pena capital \*. El re Joaquín mandó quemar los rollos en que Jeremias apuntaba sus profecta y quiso matarle \*. En tiempo de Sedecías fué libertado de la cárcel per los bab lonios cuando éstos conquistaron la ciudad 10. Y habiéndo e dado a escoger no puesto honorífico en Babilonia o vivir libre en Judea, prefirió quedarse a come lar las pobres reliquias de su pueblo y llorar la ruina de Jerusalén. Pero tampo co esto duró mucho tiempo.

Unos malhechores, acaudillados por un cierto Ismael, de regia estirpe, and sinaron por instigación de Baalis, rey de Amon, al lugarteniente de Nabur donosor, Godolías, el cual, como judío, era muy blando con sus compatriotas <sup>1</sup> Temerosos de la venganza de Nabucodonosor, huyeron los judíos a Egipto contra el consejo de Jeremías, llevando consigo a este y a Baruc 12. Según 112 dición judía antiquísima, recogida por el Calendario Romano 41, fué apedrendo por los suyos en una fortaleza de los confines de Egipto, llamada Tafnis, a consecuencia de los castigos que predecía. Celébrase su memoria el día 1 de mayo

Después del glorioso martirio del gran profeta, comenzaron los judíos a honrarle y apreciar su meritoria labor en pro del pueblo. Pasados los trágicos sucesos, comprendieron los cautivos de Babilonia la verdad de sus profecías, la leyeron y temaron en consideración y buscaron esperanza y consuelo en las promesas de un porvenir mejor, especialmente en la promesa de retornar a Judi a los setenta años 14. La Sagrada Escritura hace un magnifico elogio de Jeremías, y en inspiradas descripciones pinta su oficio de mediador, que ejerció adul después de su muerte 14. Los judíos contemporáneos de Jesucristo le esperaban como precursor o compañero del Mesías 16; como tan a menudo dió testimo. nio del Mesías y tanto padeció por él, le creyeron sin duda mercedor de ser uno de los primates del reino mesiánico. Con más acierto vieron en él los santos Prodres una figura del Precursor, y aun de Jesucristo, particularmente en lo extraordinario de la elección 17, en la pureza virginal, en el amor inquebrantable al ingrato pueblo y en la resignación con que sobrellevó los padecimientos que los suyos le ocasionaron 18.

678. El libro de Jeremias consta de tres partes: 1. Ivisos a los judíos 19; 2. Promesas a los mismos, mezeladas de amenazas a los implos y de narraciones históricas 20; 3. Amenazas contra los pueblos extranjoros 21. - El capítulo 52, que es un apéndice histórico 22, procede de otra mano, quizá del profeta Baruc, discípulo de Jeremías.

```
Das Buch Jeremias, des Propheten Klagelieder und das Buch Baruch (Viena 1903); Knabenbauer, Comm.
in le.em (París 1886).
    lerem. 15, 17 18.
```

Cfr. núm. 578.

```
lerem. 10, 1 2.
```

lerem. 7, 16; 11, 14; 14, 11. 11 Mach. 15, 14.

Cap. 1., y 27. leren. 14, 17.

lerem. 11, 21-23. 33, 1; Cap. 35 55.

Cap. 20 y 20.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cap. 39 y 40. 11 Cap. 41.

Cap. 42 ss.

Cfr. también Hebr. 11, 37.

II Par. 36, 20 21. 1 Esdr. 1, 1. Dan. 9, 2; cfr. núms. 675 y 681 Eccli. 40, 8 9, 11 Mach. 15, 13 88.

<sup>10</sup> Matth. 16, 14.

Cfr. Ierem. 1, 5 y Matth. 1, 18 20; Is. 49, 1.
Cfr. Ierem. 11, 10 Cls. 53, 7; Weiss, Messian. Vorbilder 84

<sup>&#</sup>x27; Cap. 1-24. Cap. 25-45.

ei Cap. 46-51, Sacado de IV Reg. 24, 18-25 30. El estado del texto ha creado viertas dificultades a la ciencia. El texto masorético y el de la Vulgata siguen otro orden en los capítulos y son más amplios que la

Con las siguientes palabras nos refiere el Profeta su llamamiento a lan difficil misión:

a Vino a mí palabra del Señor, diciendo: Intes que te formara en el seno materno te conocí y antes que salieras del vientre de tu madre te santifiqué <sup>1</sup> y mumbre profeta entre las naciones. Y dije: a, a, a, Señor: He aquí que no se sablar, porque soy un niño. Y me dijo el Señor: No digas: soy un niño; porque todo lo que te encomiende, hablarás. No temas la ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice el Señor. Y echó el Señor su tanto y tocó mi boca; y me dijo el Señor: Mira que yo he puesto mis palabras na to boca. He aquí que te he establecido hoy sobre las naciones y sobre los iblus, para que desarraigues y destruyas, arrases y disipes, edifiques y plantem. 

""

ny me dijo el Señor: Del Aquilón se extenderá el mal sobre todos los moradarende la tierra. Porque, he aquí que yo convocaré todos los pueblos de los elmo del Aquilón a dice el Señor; y vendrán, y pondrán cada uno su trono a mentrada de las puertas de Jerusalén, y sobre todos sus muros a la redonda, y obre todas las ciudades de Judá. Y yo, con ellos, pronunciaré mi sentencia due toda la malicia de los a que me abandonaron y ofrecieron libaciones a them ajenos y adoraron la obra de sus manos. Tú, pues, ciñe tus lomos a trono de celos; pronunciaré que no te arredres en su presencia. Porque yo te he puesto hoy an chudad fortificada, y por columna de hierro, y por muro de bronce contra unha fa tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes y sacerdotes y contra la gente del país. Y guerrearán contra ti, mas no prevalecerán; porque yo notivo contigo, dice el Señor, para librarten a

679. Ofrecen particular interés aquellos pasajes en que se predice la rulm del reino judio, el cautiverio de setenta años, la caída de Babilonia y la liberación de la cautividad, la venida del Mesías y del reino mesiánico que ha de abarcar a todos los pueblos, el establecimiento de la Nueva y terna Alianza.

nt onvertios a mi, hijos rebeldes, dice el Señor; porque yo soy vuestro equo o y escogeré de vosotros uno de cada ciudad, y dos de cada familia y y on introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y doctrina. Y después que os hubiereis multiplicado y crecido sobre la tierra en aquellos días, dice el Señor, no se dirá más: El Arca del Testamento del Señor; ni se pensará en ella, ni habrá de ella memoria, ni será visituda, ni será hecha más. Sino en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: trono del señor "; y serán agregadas a ella todas las naciones en el nombre del Señor, en locusalén, y no andarán tras la maldad de su pésimo corazón» 10.

Segun doctrina común de los santos Padres, estas palabras encierran la predestinación de Jerepora profeta del Señor, la exención de pecado original y la santificación antes del nacimiento; intenditor que sólo compartió san Juan el Bautista (Luc. 1, 15 41 ss.), y por manera más sublime los otorgada a la Santísima Virgen María, preservada del pecado original en su Inmaculada Con-

ration plega de los Setenta, la cual trae en distinto lugar las profecías acerca de las naciones extrantar y tiene de menos gran número de palabras, de versículos y aun de capítulos enteros. No están unidade de cual se a el primitivo, porque no se puede demostrar con seguridad en unidade de libro, y sólo prueban que este escrito profético ha sido más leído que los otros, más veces populado e explicado, con lo cual fue alterándose (con adiciones y supresiones); añádase a esto teta liberted (¿o premura?) del traductor griego. Cír. Schneedorfer, Das Buch Jeremias, etc., 21; baulen-Huberg, Einleitung 112, § 363.

<sup>4. 4.10.</sup> Para que desarraigues, etc., es decir, para que anuncies a los pueblos y reinos la destrucción y edificación.

tou reinos sometidos a los babilonios.

\* Sobre los judíos.

\* Cfr. núm. 256.

Sobre los judíos.

La misma expresión y el mismo persemiento que en Oseas (núm. 613), Is. 54, 5 (cfr. 1, 21; an. 1), Escala el la esposa de Dios; aquí está su gloria y su sagrado compromismo min. 780).

Mas poros volvieron de la cautividad; pero fueron luego creciendo hasta hacerse un gran pueblo.
En el reino mesiánico el culto del Antiguo Testamento cederá su puesto a otro superior y mucho
nas perfecto, cual conviene a una religión que se ha de extender por todo el orbe (cfr. Malach. 1, 10
1) fin el segundo Templo no hubo Arca del Testamento; en cambio quiso Dios aparecer en él
(1) Act. 2, 8 ss.; Malach. 3, 1) y vivir para siempre entre su pu-blo; lo cual se cumplió al pie
de la letra y de manera sublime en el Santísimo Sacramento del Altar.

3, 14-17.

Al ver la maldad e incorregibilidad de los judios después de tantas amons

zas, avisa Dios al Profeta:

"Tú, pues, no quieras orar por este pueblo", y no hagas por ellos plegarlas y oraciones, porque no los oiré cuando clamen a mí en el tiempo de su alla ción» 2. Y Jeremías da sus quejas a Dios 3: «Señor, me lo hiciste ver, y III conocí; entonoes me mostraste los designios de ellos 4. Mas yo era como un manso cordero que llevan a degollar; y no entendí que habían maquinado contre mí, diciendo: Echemos leño sen su pan, y borrémosle de la tierra de los vis vientes, y no haya más memoria en su nombre. Mas Tú, Señor de los ejérchos (Sabaoth), que juzgas con justicia, y examinas los riñones y los corazones, ven yo la venganza que harás en ellos 6; pues a Ti te he confiado mi causa».

680. Más adelante oye el Profeta a Dios pronunciar la sentencia contra

ludá 1.

"Dejó mi casa, abandonó mi heredad; doy mi alma amada en manos de sus enemigos. Mi heredad se ha vuelto para mí como león en breña; ruge contin mí, por eso la he aborrecido. ¿Es acaso para mí (todavía) mi heredad como uve de muchos colores, como el ave toda matizada de colores? 9. Venid, congregues, bestias de la tierra, apresuraos a devorarla 10. Muchos pastores 11 destruyoron mi viña, pisotearon mi l'erencia; hicieron de mi deliciosa posesión un desierto de soledad. Aso áronla, y ella hizo duelo sobre mí: ha sido desolada toda la tierra,

porque no hay quien considere en su corazón».

La causa principal de la impiedad de Judá y de su reprobación es la profunación del sábado. En nombre de Dios el Profeta propone solemne y públicamente al pueblo y a sus jetes el siguiente dilema: guardar el sábado y salvaran, o seguir protanándolo y perecer irremisiblemente; «Esto me dice el Senor I Anda, y párate en la puerta de los hijos del pueb o, por donde entran y sulon los reyes de Judá 12, y en todas las puertas de Jerusalen 13, y les dirás: Oíd la palabra del Señor, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalen que entráis por estas puertas.—Esto dice el Señor: Si me escucharela v no llevareis cargas por las puertas de esta ciudad en día de sábado, y si suntificareis el día de sábado sin hacer en él obra alguna, entrarán por las puertus de esta ciudad reyes y príncipes, sentándose en el trono de David, y montando en carrozas y caballos, así ellos como sus príncipes, los varones de Judá, y los habitantes de Jerusa'én, y será por sicompre poblada esta ciudad 14. Y vendrán de las ciudades de Judá, y de los contornos de Jerusalén, y de la tierra de Benja mín, y de las campiñas, y de las montañas, y de parte del Abrego 15, trayendo holocaustos, y víctimas, y sacrificios, e incienso, y ofrecerán en la casa del Señor. Mas, si no me obedeciereis en santificar el sábado, y en no llevar cargas, ni introducirlas por las puertas de Jerusalén en día de sábado, encenderé en las puertas de ella fuego que devorará las casas de Jerusalén y que nulle apagarán 16.

Vuélvese el Profeta con terribles amenazas contra los causantes de 🕬 🗀

desgracia; mas al mismo tiempo consuela a los justos 17:

«¡ Ay de los pastores, que arruinan y despedazan el rebaño de mi dehesa 📭 dice el Señor. Por tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores que

<sup>1</sup> Cfr. 7, 16; 14, 11.

<sup>11, 14.</sup> 11, 18-20.

Los mismos habitantes de Anatot, sus compatriotas (vers. 21), maquinaron contra su vida, porque anunciaba los castigos de Dios (cfr. 18, 18 ss.). Madera venenosa (el laurel real, o el tejo reducido a polvo). La Iglesia pone en boca de Jenies

paciente este lamento del profeta Jeremías, figura del Redentor; el leño venenoso es la Cruz.

Deséales el castigo, no para perdición, sino para que se enmienden y se salven.

Es decir, Judá. <sup>9</sup> ¿Es para mí tan querida como un ave preciosa de vistosos colores, como un pavo, etc.? No, por el contrario. — El texto hebreo se interpreta de las aves de rapiña que suelen reunirse para devura. 16 presa, como se dice en el versículo siguiente.

Ma Invitación a los pueblos paganos a destruir el reino de Judá.

Nabucodonosor y sus generales.
De su palacio al Templo.

En los lugares donde mejor pueda oírse la voz del Profeta.

No será coquistada por los enemigos, ni destruída.

<sup>18</sup> Es decir, de todo el país de Judá.

<sup>17, 19</sup> S. 24-27.

<sup>23, 1.6.</sup> 

<sup>18</sup> Cfr. Esech: 13, 3; 34, 2 ss.; núm. 691.

appa lentan mi pueblo: Vosotros habéis desparramado mi grey y la habéis arroindir lucra, y no la habéis visitado; he aquí que yo vendré a castigaros por la mulicia de vuestras intenciones, dice el Señor. Y yo congregaré las reliquias ile mi rebaño de todos los países adonde las hubiere echado; y las haré volver n mu campos; y crecerán, y se multiplicarán. Y levantaré sobre ellas pastores que las apacienten; de allí adelante no tendrán miedo, ni se asustarán; y de su munero no faltará ninguna, dice el Señor 1. Mirad que vienen los días, dice el monor; y suscitaré para David un vástago justo 2; y reinará como rey, y será ludă, e Israel vivirá en paz; y éste es el nombre con que le llamarán: el Monor , nuestro justo» 4.

681. «Palabra revelada a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el runto ano de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá (primer ano de Nasucodono-🐠, rey de Babilonia) 4. La cual anunció Jeremías a todo el pueblo de Judá, y a todos los habitantes de Jerusalen, diciendo: Esto dice el Señor de los ejércitos: ill'orque no habéis escuchado mis palabras, yo convocaré a todas las tribus del nquilón, palabra del Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los hime venir contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todos los pueblos que la rodean, y los destruiré, y haré de ellos horror, burla y oprobio eterno. Y limit desaparecer de ellos los cantos de alegría, las voces de gozo, el canto de la enposa y el del esposo, el ruido de la muela y el resplandor de las antorchas-Y toda esta tierra será desierto y desolación y servirán estos pueblos al rey de Ilabilonia setenta años 6. Y al cabo de setenta años, yo pediré cuentas al rey de Babilonia y a su pueblo, dice el Señor, de sus maldades, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en eterno desierto» 7.

Saliendo al paso de los embustes de los pseudoprofetas, dijo Jeremías al rey

Sedeclas, a los sacerdotes y a todo el pueblo:

alesto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de los vasos que quedaron 8 en la casa del Señor, y en la casa del rey de Judá, y en Jerusalen: a Babilenia serán transportados, y allí estarán hasta el día de su visitación, dlee el Señor; y los haré traer y restituir a este lugar» .

Del regreso del cautiverio habla de esta manera:

alle aquí que vienen los días, dice el Señor, en que haré que vuelvan los de mi pueblo de Israel y de Judá, dice el Señor; y los haré volver a la tierra que Ill a sus padres; y la poseerán.—Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quebraré su vugo 10 de tu cuello 11 y romperé tus ataduras, y no te dominarán mán los extraños; sino que los israelitas servirán al Señor, su Dios, y a David, \*\* roy 12, al que suscitaré para ellos» 13.

El Profeta contempla la transmigración de Israel, mas también la penitencia del pueblo y el tierno amor que Dios le tiene, no obstante el castigo, y por fin el regreso de la cautividad: «Esto dice el Señor: Voz de lamentación, de llanto y sollozo se oyó en Rama 14. Raquel llora a sus hijos, y no quiere

En hebreo Yuhve, nombre que se da exclusivamente al Dios verdadero. En hebreo «nuestra justicia»; cfr. lerem. 33, 15, ss.; 1 Cor. 1, 30.

Cfr. 29, 10; 11 Par. 36, 21 ss.; núm. 675 s. lerem. 25, 1 s.; 8-12; 26, 6, Jerusalén desechada como Silo.

<sup>1</sup> Después del regreso de la cautividad, Israel tuvo buenos pastores que no le indujeron a la idolatila; prio en el sentido que dice el Profeta, sólo tuvo uno, el verdadero Buen Pastor, el Mesías teli. lounn. 6, 39; 10, 11 28; 18, 9; 21, 15 ss.; Matth. 5, 13 ss.).

\*\*Cir. le.em. 33, 15 y núm. 650.

Es decir, 605 a. Cr.; el cautiverio babilónico duró hasta el año primero de Ciro, 538 a Cr. (dr. 11 Par. 36, 21 s.; 1 Esdz. 1, 1) Jeremías cuenta los años de Nabucudonosor desde la victoria de Carchenis (núm. 675), aunque propiamente no subió este rey al trono hasta el año siguiente. Con ello desapareceo dificultades aparentes que se ha querido sacar del cotejo de lerem. 52, 29 con 1V Reg. 25, 8. Cum do Dan. 1, 1 habla del lercer año de Joaquín, o cuenta desde el comienzo de la campaña (salida de Nabucodono or de Babilonia), o entiende por primer año de reinado el siguiente a la subida al tomo. Posable es que el texto se haya corrompido y que originariamente disse sed tercer mes de Jeconíaso, en el cual aconteció la segunda deportación de israelitas por mano de Nabucodonosor. Cír. Zumblohl, Dos Buch Daniel und die Geschichte (Friburgo 1907) 9, ss.

<sup>\*</sup> lin la deportación de Jeconías, 599 a Cr. (cfr. le em. 27, 19 s.). lerem. 27, 21 s.; cfr. 52, 17 ss.; 1 Esdr. 1, 7. 10 lil yugo del rey de Babilonia. Del cuello de Israel.

<sup>18</sup> Llámase David al Mesías, por haber éste de ser el vá-tago más ilustre de la estirpe del Rey-Profeta, el cual fué figura del Mesías y por causa del Mesías obtuvo la promesa.

<sup>30, 3</sup> s., 8 s.

Rama (cfr. núm. 427), de 8 a 0 Km. al norte de Jerusalén, se hallaba en el camino por donde

admitir consuelo, porque ya no existen. Esto dice el Senor: Cesen las voces de tu llanto y las lágrimas de tus ojos; porque tu obra tendrá su galardón la dlo el Señor; y volverán de la tierra del enemigo; todavía hay esperanza para tu posteridad, dice el Señor, y tus hijos volverán a sus límites. — ¿ No es Efralm (Israel) el hijo a quien quiero honrar?, ¿no es mi tierno niño?, pues desde que hable de él, le tengo presente en mi memoria 3; por eso se conmovieron min entrañas por él; y me apiadaré, tendré misericordia de él. Hazte una atalaya, entrégate a la amargura; endereza tu corazón al camino derecho por donde au duviste 4; vuélvete, virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hanta cuándo vivirás entregada a los placeres, hija vagabunda? 5 El Señor ha hecho una cosa nueva 6 sobre la tierra: una mujer rodeará a un varón 7. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Todavía se dirá esta palabra en tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo hiciere volver a sus cautivos : Bendígato el Señor, oh esplendor de justicia, oh monte santo.—He aquí que vendrá el tiemmo dice el Señor; y haré nueva alianza con la casa de Israel, y con la casa de Judá: no según el pacto que hice con sus padres, en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto que invalidaron, por lo cual les hice sentir el poder de mi mano, dice el Señor. Mas éste será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondre mi Ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones 8; y vo seré su Dios, y ellon serán mi pueblo» .

«Y les daré un corazón y un camino para que me teman todos los días, y los vaya bien a ellos, y a sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto eterno, y no dejaré de hacerles bien; y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí» 10.

683. En la última parte (cap. 46-51) de su libro vuélvese Jeremias a los pueblos vecinos: Egipto 11, Filistea, Moab, Ammón, Idumea, Das masco, Arabia, Elam, todos los cuales han de ser subyugados por Babilonia; finalmente, describe en todos sus pormenores la ruma de Babilonia por mano de los pueblos del Norte, entre los cuales están los medos y persas, y como consecuencia de ella, el regreso de los judíos:

fueron los cautivos a Babilonia (cfr. 1erem. 40, 1). — Puede también Rama significar calturan en general, con lo que el sentido vendría a ser el siguiente: «Alzase el sollozo en todas las alturas, etc.» Tu dolor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Segun la situación histórica que se atecina, el sentido es el siguiente: Israel va al enutiverto; por eso llora y se duele Raquel, madre de gran parte de este pueblo y representante de Israel (cfr. 10) mero 190); pero el pueblo ha de volver, y entonces vendrán los gloriosos tiempos mesiánicos, da los cuales se habla en todo el capítulo 31. «Al decirnos el Evangelista san Mateo (2, 18) haberse cumplido esta profecía en la matanza de los Inocentes de Belén, sólo quiso hacernos presente que el vaticinlo se compli por segunda vez en aquel acto del sanguinario llerodes. La relación tipica de la probeim con el suceso de belén no tanto se ha de buscar en la magnitud de la desolación producida por estos dos lamentables sucesos, como en el enlace causal existente entre ambos; porque los pecados que llevaron a los hijos de Israel al destierro fueron causa de que llegara a ser rey de los judios Herodes el Idameo, el cual, para asegurar su trono, trató de pender al verdadero Rey y Salvador de Israelo Cfr. Knabeobauer; Schneedorfer, Das Buch Jeremias, etc., 222.

Cfr. lerem. 31, 3: aCon eterno amor te amé; por eso me compadezco de ti y te atraigo hacia mito Exhortación a la verdadera penitencia, condición indispensable para que se cumplan las promesas del regreso y de la era mesiánica. — El texto hebreo dice así: ecoloca mojones, pon señales, note bien el camino que has llevado (a la cautividad). Torna, etc.o, es decir: volverás a tu patria por el mismo camino que fuiste al destierro.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tras nueva exhortación a la penitencia y enmienda de vida, recibe Israel el anuncio consolador de que se acerca ya el término del gobierno de Dios en Israel, que el Mesías ha de nacer y que, como preparación y requisito necesario para ello, Israel volverá a su patria, será feliz en ella, y Dios estable cera mediante el Mesías la nueva y eterna alianza.

Prodigio nuevo e inaudito (cír. 1s. 7, 14; Mich. 5, 2 s.; núms. 649 y 663). Una mujer, es decir, aquella mujer en la cual se cifran las esperanzas de los creyentes desde has promesas del Paraíso, concebirá a un va on, al Mesías, el Divino Redentor; el cual, en cuanto hombies, será envuelto como un débil niño en el seno materno, pero por la unión de la divinidad con la huma nidad desde el primer instante de la Encarnación será un hombre perfecto en sabiduría y fortalesa. Así interpretaron el pasaje los santos Padres más antiguos e ilustres, y solo así tiene sentido claro y satisfactorio. Scholz (Commentar. 367) considera este lugar como operifrasis de Is. 7, 14n, y Schnordof fer l. c. 223 advierte: nel cumplimiento de profecía tan misteriosa ha venido a esclarecer y declarar list rasgos de su contenido; mas no sólo el alcance gramatical da pie a cimentar en este pasaje la nulla grosa encarnación, sino además nuestro texto es, con razón, uno de los más hermosos argumentos del Antiguo Testamento para demostrar aquel misterio (cfr. ibid. pág. 229, la explicación). Cfr. Matth. 26, 28; Hebr. 10, 15 ss.; II Cor. 3, 3, 3, 15 s. 20-23 31 33.

<sup>,2, 39</sup> S.

Las inscripciones han confirmado esta noticia y la de Ezequiel (30, 10 ss.) acerca de la derrota de Egipto. Cfr. Kaulen, Assyrien und Babilonien 163 s.

«He aquí que yo visitaré al rey de Babilonia, y a su país, como visité al rey de Asur; y haré volver a Israel a su antigua morada; y gozará de los pastos del Carmelo; y en Basán y en las montañas de Efraim y de Galaad se hartará su alma. Sube 1 a la tierra de los que dominan, y visita a sus moradores, devasta y mata a los que hay después de ellos, dice el Señor; y obra en todo según las ordenes que te tengo dadas. Estruendo de guerra en la tierra, y de grande externinio. ¡Cómo se ha hecho pedazos y desmenuzado el martillo de toda la tiona! ¡Cómo está hecha Babilonia un desierto entre las gentes!—A la noticia de la conquista de Babilonia se estromeció la tierra, y sus gritos se oyeron entre he naciones» 2.

«Repentinamente cayó Babilonia y fué desmenuzada, Prorrumpid en alaridos sobre ella, tomad ungüento para sus heridas. Quisimos <sup>3</sup> curar a Babilonia, y no ha sanado; desamparémosla, y vámonos cada uno a nuestra tierra; porque ha llegado hasta el cielo su castigo, y se ha alzado hasta las nubes.--Vengo a ti, dice el Señor, oh monte pestilente, que inficionas toda la tierra; y extiendo mi mano sobre ti, y te hago rodar de entre las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y de ti no tomarán piedra para una esquina, ni piedra para cimientos, sino quedarás perdido para siempre, dice el Señor.-De su mar haré desierto, y secaré sus manantiales 1. Y Babilonia se convertirá en un montón de escombros, morada de dragones, pasmo y escarnio, perque no habrá quien la habite.

Así será sumergida Babilonia, y no se recobrará del estrago que vo voy a

time sobre ella; y perecerán .

# Trenos del profeta Jeremias \*

684. Van unidos a su libro profético. En ellos vierte en acentos conmovedores su amarguísimo dolor por la suerte espantosa de la ciudad y de sus habitantes y pide a Dios se apiade del pueblo y le reciba de nuevo en su gracia.

El testimonio de la tradición, que atribuye los Trenos a Jeremías , queda corroborado por criterios internos; porque «es tan vivo en casi todas las lamentaciones el recuerdo del cerco y conquista de Jerusalén, que no las pudo escribir (por lo menos la mayor parte) sino un testigo ocular o un contemporáneo de los sucesos». No pueden desvirtuar el testimonio de la tradición ciertas dificultades lingüísticas y objetivas, que tienen mucho de subjetivo y no dan derecho ni conducen a conclusiones seguras. Tocante al lugar y tiempo en que se compusieron, nada de cierto se desprende del contenido. Posible es, pero ne está demostrado, que en el decurso de los tiempos hayan sido retocadas y ampliadas con miras al culto divino. Pertenecen los Trenos al género lírico-elegíaco, y presentan forma artística tanto en la disposición como en la estructura de les versos. En los capítulos 1, 2 y 4 los versos comienzan por las letras sucesivas del alefato, más en el capítulo 3, que encierra las sentidísimas lamentaciones de que se sirve la liturgia del Viernes Santo, cada tres versos repiten la misma tetra. La versificación es análoga a la de las canciones fúnebres hebreas (Kinametrum); según Zenner , los Trenos son aun lamento dramático por la destrucción de Jerusalén y del pueblo israelita», semejante al que aun hoy usan los orientales en sus llantos fúnebres 10 - La Iglesia se sirve de estas conmovederas lamentaciones en los Maitines de los tres últimos días de Semana Santa, para expresar su dolor por la destrucción del templo vivo y verdadero de Dios, en el cual habitó la plenitud de la Divinidad 11, es decir, por la Pasión

<sup>¡</sup>Oh Ciro! Cfr. núm. 651.

<sup>50, 18</sup> s. 21 s. 46. Los que fueron en auxilio de Babilonia.

tos que nueron en auxilio de babitonia.

Imagen de la pérdida de habitantes y riquezas.

51, 8 s. 36 s. 64. Acerca de las ruinas de Babilonia véase num. 700.

Clr. Schneedorfer, Jeremias 383 ss.; Knabenbauer, Comm. in Dan., etc. 307; Leisenberger, Die Simpelieder des Prophetes Jeremias nach der Vulgata erklart (Ratisbona 1873).

Ast también et fluide, aumune discutido de la versión eriona.

Así también el título, aunque discutido, de la version griega.

Kautzsch, Abriss 181.

Zenner, Beitrage zur Erklärung der Klagelieder (Friburgo 1905). 10 Cfr. Bauer, Volksleben im Lande der Bibel 243 ss.

<sup>&</sup>quot; Ioann, 2, 19. Coloss, 2, 9.

admitir consuelo, porque ya no existen. Esto dice el Senor: Cesen las voces de tu llanto y las lágrimas de tus ojos; porque tu obra tendrá su galardón 🖣 dice el Señor; y volverán de la tierra del enemigo; todavía hay esperanza para tu posteridad, dice el Señor, y tus hijos volverán a sus límites 2. — ¿ No es Efralm (Israel) el hijo a quien quiero honrar?, ¿no es mi tierno niño?, pues desde que hablé de él, le tengo presente en mi memoria 3; por eso se commovieron min entrañas por él; y me apiadaré, tendré misericordia de él. Hazte una atalaya, entrégate a la amargura; endereza tu corazón al camino derecho por donde un duviste 4; vuélvete, virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo vivirás entregada a los placeres, hija vagabunda? <sup>5</sup> El Señor ha hecha una cosa nueva 6 sobre la tierra: una mujer rodeará a un varón 7. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Todavía se dirá esta palabra en tlerra de Judá y en sus ciudades, cuando yo hiciere volver a sus cautivos: Bendígato el Señor, oh esplendor de justicia, oh monte santo.—He aquí que vendrá el tiempo, dice el Señor; y haré nueva alianza con la casa de Israel, y con la casa de Judá: no segun el pacto que hice con sus padres, en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto que invalidaron, por lo cual les hice sentir el poder de mi mano, dice el Señor. Mas éste será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mi Ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones 8; y yo seré su Dios, y ellon serán mi pueblo» 🐫

«Y les daré un corazón y un camino para que me teman todos los días, y le vaya bien a ellos, y a sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto eterno, y no dejaré de hacerles bien; y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí».

683. En la última parte (cap. 40-51) de su libro vuélvese Jeremian a los pueblos vecinos: Egipto 11, Filistea, Moab, Ammón, Idumea, Damasco, Arabia, Elam, todos los cuales han de ser subyugados por Babilonia; finalmente, describe en todos sus pormenores la ruma de Babilonia por mano de los pueblos del Norte, entre los cuales están los medos y persas, y como consecuencia de ella, el regreso de los judíos:

fueron los cautivos a Babilonia (cfr. Ierem. 40, 1). — Puede también Rama significar calturas en general, con lo que el sentido vendría a ser el siguiente: «Alzase el sollozo en todas las alturas, otcas de la discolaria de la companionimiente del companionimiente de la companionimiente del companionimiente de la companionimiente del companionimiente del companionimiente del companionimiente del companioni del com

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Segun la situación histórica que se arecina, el sentido es el siguiente: Israel va al cautiveto por eso llora y se duele Raquel, madre de gran parte de este pueblo y representante de Israel (cfr. mimero 106); pero el pueblo ha de volver, y entonces vendrán los gloriosos tiempos mesiánicos, de los cuales se habín en todo el capítulo 31. «Al decirnos el Evangelista san Mateo (2, 18) haberse cumpliche esta profecia en la matanza de los Inocentes de Belen, sólo quiso inocernos presente que el vatición lo se cumplo por segunda vez en aquel acto del sanguinario Herodes. La relación típica de la profecia con el suceso de beión no tanto se ha de buscar en la magnitud de la desolación producida por el dos lamentables sucesos, como en el calace causal existente entre ambos; porque los pecados que llevaron a los hijos de Israel al destierro fueron causa de que llegara a ser rey de los judíos Harodes el idanco, el cual, para asegurar su trono, trató de pender al verdadero Rey y Salvador de Israela Cfr. Knaberobauer; Schneedorfer, Das Bach Teremius, etc., 2222.

Cfr. Knabenbauer; Schnedorfer, Das Buch Jeremias, etc., 222.

« Cfr. Ierem. 31, 3: «Con eterno amor te amé; por eso me compadezco de ti y te atraigo hacia mós

— Exhortación a la verdadera penitencia, condición indispensable para que se cumplan las promusas
del tegreso y de la era mesiánica. — El texto hebreo dice asf: «coloca mojones, pon señales, unte
bien el camino que has Hevado (a la cautividad). Torna, etc.n, es decir: volverás a tu patria por si
mismo camino que fuiste al destierro.

Tras nueva exhortación a la penitencia y enmienda de vida, recibe Israel el anuncio consolador de que se acerca ya el término del gobierno de Dios en Israel, que el Mestas ha de nacer y que, como preparación y requisito necesario para ello, Israel volverá a su patria, será feliz en ella, y Dios establecerá mediante el Mestas la nueva y eterna alianza.
Prodigio nuevo e inaudito (cfr. 1s. 7, 14; Mich. 5, 2 s.; núms. 649 y 663).

Tuna mujer, es decir, aquella mujer en la cual se cifran las esperanzas de los creyentes de la promesas del Paraíso, concebirá a un va ón, al Mesías, el Divino Redentor; el cual, en cuanto hombis, será envuelto como un débil niño en el seno materno, pero por la unión de la divinidad con la huma nidad desde el primer instante de la Encarnación será un hombre perfecto en sabiduría y fortaleza Así interpretaron el pasaje los santos Padies más antiguos e llustres, y sólo así tiene sentido claro y satisfactorio. Scholz (Commentar, 367) considera este lugar como «perífrasis de 1s. 7, 149, y Schneedor fer 1. c. 223 advierte: «el cumplimiento de profecía tan misteriosa ha venido a esclarecer y declarar los rasgos de su contenido; mas no sólo el alcance gramatical da pie a cimentar en este pasaje la milagrosa encarnación, sino además nuestro texto es, con razón, uno de los más hermosos argumentos del Antiguo Testamento para demostrar aquel misterio (cfr. ibid. póg. 229, la explicación).

<sup>\*</sup> Cfr. Matth. 26, 28; Hebr. 10, 15 ss.; II Cor. 3, 3.

<sup>9 31, 15</sup> S. 20-23 31 33.

<sup>10 32, 39</sup> S.
11 Las inscripciones han confirmado esta noticia y la de Ezequiel (30, 10 ss.) acerca de la dorrota de Egipto. Cfr. Kaulen, Assyrien und Babilonien 163 s.

Alle aquí que yo visitaré al rey de Babilonia, y a su país, como visité al rey do Asur ; y haré volver a Israel a su antigua morada ; y gozará de los pastos del tarmelo; y en Basán y en las montañas de Efraim y de Galaad se hartará su pluna. Sube 1 a la tierra de los que dominan, y visita a sus moradores, devasta y mata a los que hay después de ellos, dice el Señor; y obra en todo según las ordenes que te tengo dadas. Estruendo de guerra en la tierra, y de grande exterminio. ¡Cómo se ha hecho pedazos y desmenuzado el martillo de toda la tierra! ¡Cómo está hecha Babilonia un desierto entre las gentes!—A la noticia de la conquista de Babilonia se estroneció la tierra, y sus gritos se oyeron entre he nacioneso 2.

«Repentinamente cayó Babilonia y fué desmenuzada. Prorrumpid en alaridos sobre ella, tomad ungüento para sus heridas. Quisimos a curar a Babilonia, v no ha sanado; desamparémosla, y vámonos cada uno a nuestra tierra; porque ha llegado hasta el cielo su castigo, y se ha alzado hasta las nubes.—Vengo a ti, dice el Señor, oh monte pestilente, que inficienas toda la tierra; y extiendo mi mano sobre ti, y te hago rodar de entre las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y de ti no tomarán piedra para una esquina, ni piedra para cimientos, sino quedarás perdido para siempre, dice el Señor.—De su mar hare desierto, y secaré sus manantiales . Y Babilonia se convertirá en un montón de escombros, morada de dragones, pasmo y escarnio, perque no habrá quien la habite.

Así será sumergida Babilonia, v no se recobrará del estrago que vo voy a

turo sobre ella ; y perecerá» 5.

#### Trenos del profeta Jeremias "

684. Van unidos a su libro profético. En ellos vierte en acentos conmovedores su amarguísimo dolor por la suerte espantosa de la ciudad y de sus habitantes y pide a Dios se apiade del pueblo y le reciba de nuevo en su gracia.

El testimonio de la tradición, que atribuye los Trenos a Jeremías 7, queda corroborado por criterios internos; porque «es tan vivo en casi todas las la-mentaciones el recuerdo del cerco y conquista de Jerusalén, que no las pudo escribir (por lo menos la mayor parte) sino un testigo ocular o un contemporáneo de los sucesos». No pueden desvirtuar el testimonio de la tradición ciertas dificultades lingüísticas y objetivas, que tienen mucho de subjetivo y no dan derecho ni conducen a conclusiones seguras. Tocante al lugar y tiempo en que se compusieron, nada de cierto se desprende del contenido. Posible es, pero no está demostrado, que en el decurso de los tiempos hayan sido retocadas y ampliadas con miras al culto divino. Pertenecen los Trenos al género lírico-elegíaco, y presentan forma artística tanto en la disposición como en la estructura de les versos. En los capítulos 1, 2 y 4 los versos comienzan por las letras sucesivas del alefato, más en el capítulo 3, que encierra las sentidísimas Jamentaciones de que se sirve la liturgia del Viernes Santo, cada tres versos repiten la misma letra. La versificación es análoga a la de las canciones fúnebres hebreas (Kinametrum); según Zenner, los Trenos son «un lamento dramático por la destrucción de Jerusalén y del pueblo israelita», semejante al que aun hoy usan los orientales en sus llantos fúnebres 10 - La Iglesia se sirve de estas conmovederas lamentaciones en los Maitines de los tres últimos días de Semana Santa, para expresar su dolor por la destrucción del templo vivo y verdadero de Dios, en el cual habitó la plenitud de la Divinidad 11, es decir, per la Pasión

<sup>¡</sup>Oh Ciro! Cfr. núm. 651.

<sup>50, 18</sup> s. 21 s. 46. Los que fueron en auxilio de Babilonia.

Imagen de la perdida de habitantes y riquezas. 51, 8 s. 36 s. 64. Acerca de las ruinas de Babilonia véase num. 700. Clr. Schneedorfer, Jeremias 383 ss.; Knabenbauer, Comm. in Dan., etc. 307; Leisenberger, Die Kupelleder des Prophetes Jeremias nach der Vulgata erkläst (Ratisbona (87)).

Ast también el título, aunque discutido, de la versión griega.

Kautzsch, Abriss 181. Zenner, Beitrage zur Erklärung der Klagelieder (Friburgo 1905).

<sup>&</sup>quot; Cfr. Bauer, Volksleben im Lande der Bibel 243 ss.

<sup>&</sup>quot; Ioann, 2, 19. Coloss, 2, 9.

y muerte del Redentor 1. Llora al mismo tiempo los pecados de los hombres. que son la verdadera causa de esta muerte y arruinan a las almas, templos tam-

bién del Señor 2 y a la Iglesia, ciudad y templo magnífico de Dios 3.

Aleph. ¡Cómo está sentada solitaria la ciudad populosa! Ha quedado como viuda la señora de las naciones; la princesa de las provincias ha sido hecha

tributaria.

Beth. Llora amargamente en la noche, y sus lágrimas en sus mejillas; no hay quien la consuele entre todos sus amados; todos sus amigos la desprecian, y se le hicieron enemigos.

Ghimel. Emigró Judá porque se veía afligida y oprimida con dura esclavitud; habitó entre las naciones, mas no halló reposo; todos sus perseguidores no

apoderaron de ella en sus angustias.

Daleth. Los caminos de Sión lloran, porque no hay quien venga a las solemnidades; todas sus puertas destruídas; sus sacerdotes gimiendo; sus doncellas

sin galas, y ella oprimida de amargura.

Lamed. ¡Oh vosotros, cuantos pasáis por el camino, ved y considerad si hay dolor como el dolor mío; porque el Señor me vendimio, según lo dijo, en el día de su saña 4.

Mem. ¿Con quién te compararé, o a quién te asemejaré, hija de Jerusalén?, za quién te igualaré, para consolarte, virgen, hija de Sión? Porque grande 🕬

como el mar tu quebranto; ¿quién te remediará?

Samech. Todos cuantos pasaban por el camino, palmotearon, silbaron y menearon su cabeza, diciendo: ¿Es ésta la ciudad portento de hermosura, gozo

de toda la tierra?

Sade. ¿No clama al Señor su corazón por las murallas de la hija de Sión: Derrama día y noche lágrimas como torrente; no te des reposo, ni callen lun pupilas de tus ojos? 5

Heth, Misericordia del Señor es que no hayamos sido consumidos; porque jamás han faltado sus misericordias.

Heth. Nuevas son cada día desde muy de madrugada; grande es tu fidolidad.

Heth. Mi herencia es el Señor, dice el alma mía; por tanto, pondré en El

mi confianza. Teth. Bueno es el Señor para los que esperan en El, para el alma que le busca.

Teth. Buena cosa es aguardar en silencio la salud de Dios.

Teth. Bueno es para el hombre el haber llevado el yugo desde su mocedad .

Acuérdate, Señor, de lo que nos ha acaecido: repara y mira nuestra ignominia.

Nuestra heredad ha pasado a manos de extranjeros; nuestras casas a poder de extraños.

Huérfanos hemos quedado sin padre, nuestras madres como viudas.

Cayó la corona de nuestra cabeza: ¡ay de nosotros que hemos pecado! Por esto quedó triste nuestro corazón; por esto se han entenebrecido nues-

tros ojos. Mas Tú, Señor, eternamente permanecerás, tu solio de generación en gene-

ración.

Conviértenos, Señor, a Ti, y nos convertiremos; renueva nuestros días como al principio.

Mas Tú nos has arrojado y desechado, te has enojado en gran manera con-

tra nosotros 1.

También para pintar el dolor de la bienaventurada Virgen María al pie de la Cruz. I Cor. 3, 16; 6, 19. Il Cor. 6, 16.

Matth. 5, 14. Hebr. 12, 22. Apoc. 11, 2; 21, 2 Ephes. 2, 21.

<sup>1, 1-4 12.</sup> 

<sup>2, 13 15 18.</sup> 

<sup>3, 22-27.</sup> 5, 1-3 16 8, 10 21 8

#### Libro del profeta Baruc

(582 a. Cr.)

685. Baruc, hijo de Nerías, asistió siempre fielmente a Jeremías, le acompunó a Egipto 1, y, después de la muerte del maestro, y quizá por insinuación del mismo, fué a Babilonia a consolar a los judíos de la cautividad. Allí escribió su libro (que en el Canon sigue al de Jeremías), cinco años después de la destrucción de Jerusalén (582 a. Cr.), y lo leyó al rey prisionero, Jeconías, y a otros muchos desterrados. Estos le enviaron a Jerusalén con algunos vasos sagrados que sin duda habían recabado del rey de Babilonia, y con dinero que lograron reunir para comprar víctimas; deseaban que el Profeta leyese también su canto de do'or en las ruinas de la Ciudad Santa y del Templo, y derramase el bálsamo de la consolación en los corazones de los pocos judíos que allí se habían congregado. Contiene también el libro una carta de Jeremias, escrita por éste cinco amos antes a los judíos que iban a Babilonia, para precaverles de la idolatría y municiar es el retorno a Jerusalén, pasados setenta años . Por la estrecha rela-ción que existió entre Jeremías y Baruc, aparece el libro de éste en las listas cumónicas antiguas entre las obras de aquél. Toda la antigüedad cristiana reconotió la canonicidad del libro de Baruc

En tanto que los intérpretes católicos atribuyen unánimemente a Baruc d libro que lleva su nombre , los comentaristas protestantes le niegan la pateruidad de la obra. Mas no están éstos contestes en determinar la fecha de la composición. No hay conquista de Jerusalén posterior al destierro (aun la del 70 d. Cr.), en la que no hayan parado su atención, ensavando hacer de ella el punto de partida de sus cálculos, por más que sólo con la del 587 se armonizan tos datos del libro. La crítica finge ignorar el testimonio de la tradición y de! libro mismo y fabrica hipótesis caprichosas, cuya variedad y lamentable confuvión son claro indicio de la falta de argumentos sólidos. La doctrina sapiencial del libro de Baruc está en armonía con las ideas de Deut. 4, 5 ss. y con e londo de Prov. 1-9, y le asigna un puesto antes de los últimos libros sapienciales. La oración de Daniel (9, 1 ss.) puede muy bien depender del libro de Baruc. Hoy admiten todos que el libro se escribió en hebreo; lo mismo cabe decir de la darta de Jeremías (Bar. 6). Existe una versión griega anterior a la era cristlana; de ella procèden la latina, la siríaca, la arábiga y todas las modernas. Todavía a fines del siglo II (d. Cr.) existía el original hebreo, que Teodoción tradujo directamente al griego.

He aquí el contenido del libro de Baruc: 1, tras un breve prólogo hace confesión de los pecados de Israel en la cautividad e implora la misericordia de Dios 4; 2, ensalza la sabiduría divina, que Israel abandonó para caer en las desgracias (que le afligen), y anuncia que se manifestará en los tiempos mesiá-nicos con mayor majestad que en la Ley y en los Profetas, aparecerá en la tlerra y conversará con los hombres <sup>5</sup>; 3, consuela a Israel con la promesa de In liberación y de la era mesiánica <sup>6</sup>. Sigue un apéndice con la carta de Jeremlas . De la descripción de la divina sabiduría entresacamos lo que sigue:

Cfr. página 568. — Parece que volvió a Babilonia y murió en aquella ciudad. Por lo menos allí homaron los judíos su sepulero junto con el del profeta lizequiel (núm. 687). Cfr. Kl. II 3061 s.; tlagen en LB I 598.

Baruch. 6, 2; cfr. lerem. 25, 11; 29, 10.

Para más pormenores cfr. los comentarios de Schneedorfer (Jeremias), Knabenbauer (Daniel, Lament., Baruch., Paris 1891); Kaulen-Hoberg, Einleitung II § 371 ss.; Hoberg, Die alteste lateinische ihrersetzung des Buches Baruch (Friburgo 1902); Stoderl, Zur Echtheitsfrage von Baruch 1 bis 3, 8 (Münster 1922).

<sup>1, 1-3, 8.</sup> 

<sup>3. 9.4. 4.</sup> 

<sup>4. 5-5. 9.</sup> Cap. 6. En los palacios de la antigua Ninive en Ninirud y Kujundschik se ve representado el culto de los dioses en la misma forma que en Jeremfas. Cfr. Kaulen, Assyrien und Babylonien 217 217 218 217. Se suele achacar a los profetas del Antiguo Testamento el haberse fijado sólo en la parte tena del culto, cuando describen sarcásticamente las divinidades asirio-babilónicas como fdolos fabricados como face de la parte de culto, cuando describen sarcásticamente las divinidades asirio-babilónicas como fdolos fabricados como face de la público de substitución a los fdolos fen público. este na del cuito, cuando describen sarcásticamente las divinidades asirio-babilónicas como ídolos fabricados per mano de hombres; porque, ciertamente, que los babilonios adoraban a los ídolos (en público y en privado), mas este culto no era la esencia de su religión, y elos babilonios pensadores» adoraban las imagenes como representantes de la divinidad, a la cual dirigian sus oraciones (Delitzsch, Bibel und linhel II 32; III 28). Mas a esto respondemos que los profetas — como más tarde los santos Padres de la Iglesia— conocían de cerca las prácticas religiosas paganas y las apreciaron según el conocimiento que de ellas tenían. A la repugnancia que por el culto idolátrico sentían y a la burla que de el

«Oye, Israel, los mandamientos de vida: aplica los oídos para que aprendat la prudencia, ¿Cómo es, Israel, que estás en tierra de enemigos? — Dejuste la fuente de la sabiduría. — Aprende dónde está la sabiduría, dónde está la lorini leza, dónde está la inteligencia; para que sepas también dónde está la longeric dad y el sustento; dónde está la luz de los ojos, y la paz. ¿Quién halló el lugur de ella? ¿Y quién entró en los tesoros de ella? — Muchos van en pos de la prudencia terrena. Pero desconocen el camino de la (verdadera) sabiduría, y mi comprenden sus veredas. ¡Oh Israel, cuán grande es la casa de Dios, y capac cioso el lugar de su posesión! 2 Grande es, y no tiene fin; excelso e inmenso Alli estuvieron aquellos gigantes famosos, que hubo desde el principio, de gran de estatura, diestros en la guerra. No escogió el Señor a éstos, ni hallaron el camino de la doctrina; por eso perecieron. Y por cuanto no tuvieron sahiduto, perecieron por su ignorancia. ¿Quién subió al cielo, y la tomó, y la sacó do las nubes? ¿Quién atravesó el mar, y la halló? ¿Quién la trajo a cambio de mu escogido? No hay quien pueda saber los caminos de ella, ni quien investigue nu veredas. - Este es nuestro Dios, y ninguno se podrá comparar con El. Kato halló todos los caminos de la sabiduría y la enseñó a Jacob su siervo, y a IsrmI su amado. Después de esto fué 3 visto en la tierra y conversó con los hombres'' 7.

Del regreso del cautiverio y de la grandeza del pueblo de Dios en los tiempos mesiánicos dice Baruc: «Mira, Jerusalén, hacia el Oriente \*; mira el regocijo que te viene de Dios. Pues mira cómo vienen tus hijos, los que envlada dispersos, vienen congregados por la palabra del Santo, del Oriente al Occiden-

te, gozándose de la honra de Dios» 1.

"Desnúdate, Jerusalén, de la túnica de luto y de dolor, y vístete la hermos sura y la honra de aquella gloria sempiterna que te viene de Dios 2. Te envolve verá Dios con un manto de justicia, y pondrá sobre tu cabeza la corona de honra eterna. Porque Dios mostrará en ti su resplandor a todos los que enton debajo del cielo. Porque para siempre llamará Dios tu nombre: La pas de la justicia y la honra de la piedado .

#### 94. Los judíos en Babilonia

Según costumbre asirio-babilónica, sólo las celases acomodadas del reino judío fueron al cautiverio. Parte de los cautivos se estableció en Babilonia y parte se distribuyó en colonias por la región del Tigris y Eufrates 🖔 Su situm ción civil era en general tolerable; algunos judíos que descollaban por su ciencia o virtud, fueron tratados con distinción y aun llegaron a ocupar (por ejemplo, Daniel) puestos importantes en el Estado asirio-babilónico; ejercían libremente el comercio y los negocios, y ya antes de Ciro se domciliaron muchos en Babl Ionia. La estancia en un país pagano acarreó graves riesgos a la religión

Canaán y Temán, a los ismaelitas y otras tribus árabes que tenían en gran aprecio la subdificiente

(vers. 16-23).

<sup>2</sup> Todo el orbe que Dios creó y riste con su sabiduría (vers. 19-38).

3, 9 s. 23-32 36-38. <sup>3</sup> Persia, de donde vino Ciro, el libertador de los israelitas, está al oriente de Babilonia.

4, 36 s.; cfr. Is. 49, 12 18. Cfr. Is. 69, 1 ss.; num. 659.

En 1903 se halló en Nippur el archivo de una gran casa de comercio (Muraschu), en cuyos dous mentos se leen muchos nombres judíos; de donde se desprende que los hebreos se naturalization en

hicicon, contribuyó, sin duda, la prohibición que en Israel había de fabricar imágenes de la divinidad (cfr. num. 285). Pero su sentido práctico no les engaño sobre la locura y el desatino del culto de la Idoles, tal como lo practicaba la masa del pueblo. Esto no quita que hubiese ababilonios permadoras de ideas más sanas y elevadas.

Refiérese a los príncipes de las naciones, a los que dominan sobre las bestias, a los habitantes de

Bien puede ser sujeto de esta oración da Sabidurían, la cual aparece como persona que hubba obra. Todos los santos Padres entienden este pasaje de la Encarnación del Hijo de Dios; y el constitue otra interpretación, pues se trata de una revelación de la divina Sabiduría, semejanto a la de la Ley de los Profetas, pero mucho más brillante, la cual ha de acontecer cuando el pueblo se em vierta y vie va del cautiverio. Entonces aparecerá en persona y andará entre los hombres la Salidiu i que habló per Moi-és y los Profetas (Deut. 4, 5 ss.). Esta idea es completamente profética y comprenderla no hace falta recurrir a una sinterpolacións de mano cristiana. Cfr. los comentarlos citados y Reinke, Beitráge IV 389 ss.; ZKTh 1897, 551 ss.

Acerca de la cautividad de Babilonia cír KI. IV i 135 ss.; Schöpfer, Geschichte des AT 300 \*\*1 Nikel, Neue Quellen zur altesten Geschichte der jüdischen Diaspora, en WSt 11 16 ss.; el misma en BSt V 2/3.

Pure, aunque no se les prohibía adorar a su Dios, empero la ley y la tradición netilo babilónicas, que exigían el reconocimiento de los «dioses del país», les Impolian el ejercicio público de su religión; por otra parte la magnificencia del rulto pagano y la disolución de que iba acompañado, la vida religiosa de los hibilonios, mezclada de toda c'ase de supersticiones (magia, astrología) y acompanada de los atractivos de la prosperidad y bienestar, constituían un serio peligro para la fidelidad de los judíos. Muchos, que ya en su patria habían niturado a los ídolos y se habían entregado a las abominaciones paganas fustiundas por los profetas, debieron de sucumbir a la tentación. Para ellos era el ilicationo auna noche sin la estrella de la esperanza» (Is. 8, 22). Mas no permitió Dies que faltasen profetas que instruyesen, amonestasen, previniesen e indujesen a junitencia a los crestos de su pueblos e hiciesen saber a los paganos con pundoras y obras el poder y majestad de Yahve (Ezequiel y Daniel). Para muchos el cautiverio fué ocasión de acrisolamiento. La vista del paganismo con ahominaciones, la opresión y el desprecio de que eran objeto por parte de los gentiles, las privaciones y penalidades, inevitables en un país extraño, lle-muon de profundo dolor y de nostálgicos recuerdos los corazones de los buenos judíos y de los arrepentidos. El Salmo 136 1 (entre otros de esta época) expresa porticomente aquella situación de profunda melancolía.

alunto a los rios de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos acordandonos de Sión.

Allí colgamos de los sauces nuestros instrumentos músicos. Los que nos llevaron cautivos nos pedían que les cantásemos canciones: «Cantadnos aigún himno de Sión».

¿Cómo hemos de cantar cántico del Señor en tierra ajena? Si me olvidare de ti, Jerusalén, olvidada sea mi diestra.

Pegada quede al paladar la lengua mía si no me acordare de ti, si no me propusiere a Jerusalen por el primer objeto de mi alegría» 🛼

### El profeta Ezequiel

(594-572 a. Cr.)

Entre los profetas que, además de Baruc, desplegaron su actividad durante el cautiverio de Babilonia, descuella Ezequiel, de linaje sicerdotal.

Fué llevado a Babilonia con el rey Jeconías, 597 a. Cr. y vivió en las riberas del 110 Cobar o Caboras , donde al quinto año de cautividad, séptimo de la desfrucción de Jerusa.én, 593 a. Cr., sintió la vocación profética, que ejerció durante veintisiete años 4, es decir, hasta 571 a. Cr. Como Jeremías entre los judíos que habían quedado en Palestina, así luchó Ezequiel entre los cautivos de Babilonia contra los engaños de los falsos profetas que anunciaban el pró-nimo retorno y la subsistencia de Jerusalén. Ejerció su ministerio no sólo munciando las visiones que le fueron reveladas por Dios acerca de la triste mierte que aguardaba a esta ciudad y a sus habitantes, sino también por medio de acciones simbólicas que representaban con espantosa precisión los terribles

l'abdonia y se interesaron por los negocios comerciales. Lo mismo debió de acontecer en el destierr addio, como se colige del Libro de Tobias (cfr. ATAO<sup>3</sup> 541).

<sup>1</sup> El título Salmo de David (o) de Jeremías» falta en el texto hebreo, como en las citas de algunos nutos Padres de la Iglesia. Quiere este título decir que el salmo está compuesto al estilo de los Salmos de David o de las Lamentaciones de Jeremías.

Versículos 1-6. En los versículos siguientes 7-9 se expresa el desco de que los enemigos de Dioteciban el inérecido castigo, del cual ha de venir la libertad de Judá; cfr. núm. 529.
 No el río que afluye al Eufrates en Carchemis, unos 600 Km. al norocete de Babilonia (cfr. número 675), sino, como acertadamente conjeturaron los exegetas antiguos (Cornelio a Lápide, Maldonado, etc., y también Hanebertg, Geschichte der bibl. Offenbaring 319 s.), un canal de las proximidades de Babilonia. La sospecha se ha confirmado actualmente gracias a las excavaciones americanas e alide Rabilonia. La sospecha se ha confirmado actualmente gracias a las excavaciones americanas cambandas en Nippur (1903), las cuales han revelado el nombre de un canal navegable, nóru kabaru, río Kebar. Allí en la ribera occidental del Eufrates, frente a Babilonia, se muestra todavía hoy el sepulero del Profeta, adonde desde antiguo van en peregrinación los judíos; no muy lejos del de Ezequiel se halla el sepulero de Baruc (cfr. núm. 685). Todas las noticias tocantes a la cautividad babilónica apuntan a Babilonia y sus alrededores.

<sup>1, 1-3; 29, 17</sup> 

destinos: prolongado asedio acompañado de toda suerte de calamidades 1, huída del rey durante la noche, cautividad del pueblo y miseria de los que habían de quedar \* ruina de la ciudad y desventura de los supervivientes \* Pero, como aquél, también éste se dedicó a consolar a sus hermanos con la promesa de la Redención.

Fueron de tanta eficacia sus discursos, que los ancianos acudían a él en los negecios importantes en busca de consejo y de reve'ación divina 4. Pero el pueblo fué tan desagradecido con él como con Jeremías. Ya se lo había advertido el Señor cuando al llamarle le dijo que no temiera la testarudez de Israel, pues Dios le daría frente más dura que un guijarro y rostro más duro que el diamante . Según tradición, murió mártir, como los más de los profetas . El Martirologio Romano dice en el día de su conmemoración (10 de abril): «Ezequiel fué muerto en Babilonia por un juez judío a quien el Profeta reprend por su idolatría; fué enterrado en el sepulcro de Sem y Arfaxad, padres de Abraham, adonde muchos acuden a orar».

El libro de Ezequiel 7 consta de tres partes — y un breve prólogo que relata el llamamiento del Profeta 8 —: 1. Profecías acerca de la ruina de Judá y Jerusalén 9; 2. Profecías acerca de los pueb'os enemigos de Judá 10; 3. Profecías acerca del resurgimiento de Israel, dirigidas a los judíos después de la destrucción de Jerusalen II. En la primera parte, sus palabras lanzadas contra las mentiras y engañosas esperanzas de los falsos profetas y judíos impenitentes, se asemejan a la voz imponente y aterradora de una trompeta; en la tercera parte, su pluma, guiada por Dios, pinta con los más bellos y vivos colores la venida de la era venturosa del Redentor. Las imágenes de que están sembrados sus discursos son atrevidas y profundas; por lo que para san Gregorio Nacianceno 12 Ezequiel es el más sublime de los profetas, v para san Jerónimo 11, mar de la palabra divina y laberinto de los secretos de Dios.

Es interesante sobre todas la visión en que se manifiesta a Ezequiel la majestad de Dios 14:

«Miré, y he aquí que del Aquilón venía un huracán, y una grande nube, y un fuego que se revolvía dentro, y un resplandor en torno de él; y de en medio de él, una cosa como metal rusiente; y en medio de él había cuatro seres vivientes que tenían figura humana. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. — Y juntábanse las dos alas del uno con las del otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba según la dirección de su rostro 15. Por lo que hace a su rostro, todos cuatro lo tenían de hombre, y todos cuatro tenían a su diestra una cara de león; y todos cuatro a su lado izquierdo una cara de buey, y todos cuatro hacia atrás una cara de águila. — Adonde les llevaba el ímpetu del espíritu de Dios, allá iban. Y estos animales a la vista parecían como ascuas de ardiente fuego y como hachas encendidas. Veíase discurrir por en medio de los animales un resplandor de fuego, y salir del fuego relámpagos. Y los animales iban y volvían a semejanza de relámpagos resplandecientes. Y mientras yo miraba a los animales, apareció una rueda sobre la tierra junto a cada uno de los animales. Y el aspecto de las ruedas era como el mar 16; todas cuatro tenían la misma forma, como si estuviese una rueda en medio de otra rueda.".

Cap. 4 y 5.

Cap. 12.

Cap. 24.

Cfr. 8, 1; 14, 1; 20, 1.

<sup>3, 7</sup> ss.

Matth. 23, 29 ss. Act. 7, 52.

Cfr. Schmalzl, Das Buch Exechiel (Viena 1901); Knabenbauer, Comm. in Exech. (Parls 1890); Heinisch, Das Buch Exechiel (Bonn 1923); Kaulen-Hoberg, Einleitung\* § 379 ss.; Schöpfer, Geschichte des AT 517 ss.; StL XVII 271 ss.; XVIII 29 263 515.

Cap. 3, 22-24, 27.

Cap. 25-23.

Cap. 33-48.

Or. 47.

<sup>1</sup>n Ezech. 14, 23.
Cfr. Schmalzl, Ezechiel 36 ss.; Stl. XVII 280 ss.
Es decir, cuando el Señor les ordenaba marchar en distintas direcciones, no necesitaban toros
in a marchar hacia adelante, porque formaban cuadrilátero.

de cumbo, sino marchar hacia adelante, porque formaban cuadrilátero.

Es decir, de color azul-oscuro; el hebreo puede también traducirse: «como crisólito», piedra preinsa de color amarillo-verdoso.

Imagen de su movilidad en todas direcciones.

— La forma y la altura de las ruedas causaban espanto, y la circunferencia de ellas estaba llena de ojos. Y cuando andaban los animales, andaban tamb.

las ruedas junto a ellos 1.

asobre las cabezas de los animales había algo a manera de firmamento, que a la vista parecía un cristal que causaba espanto, extendido por encima de sus cabezas. — Y al moverse los animales, oía yo debajo del firmamento el ruido de sus alas como ruido de muchas aguas, como la voz de Dios excelso , o como tumulto de un ejército. Cuando resonaba la voz de arriba, parábanse y abatían sus alas. Y sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas había como un trono de zafiro; y sobre él, una figura humana. Y en derredor de la aparición había como metal ardiente, como fuego fundido que resplandecía en derredor, como el arco iris cuando al llover aparece en las nubes; tal era el aspecto de resplandor que alrededor se veían .

«Esta fué la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y al verla, me postré sobre mi rostro y oí una voz que me decía: Hijo de hombre 4, yo te envío a los hijos de Israel, a esos gentiles y apóstatas que se han apartado de mí; ellos y sus padres han violado hasta el día de hoy el pacto que tenían con-

migo» 6.

La visión de Ezequiel ha sido siempre rectamente interpretada en sus rasgos esenciales: su objeto es simbo'izar la presencia del Señor y su infinita majestad, poniéndolas al alcance del pueblo oprimido. Los pormenores, objeto antes de muy diversos y opuestos comentarios, se han esclarecido recientemente merced al estudio de la arqueología del Asia Menor. Era preciso fortalecer la fe, alentar el espíritu, conservar y avivar la confianza de los cautivos que se encontraban tan decaídos y amilanados. Nada más conveniente para ello que realzar el poder y grandeza de Yahve, poniéndo'os como de relieve ante los ojos de los judíos. Consiguiólo el Profeta con la descripción del carro de Dios (merkaba), el cual reunía en sí y ponía a servicio de Yahve todos los elementos que los babilonios empleaban para representar la majestad de la divinidad, y aun superaba la magnificencia de que en Babilonia se solía rodes a unque sugeridas por el ambiente religioso de aquel país, no chocan con la tradición israelita,

1, 22 24-28. Traduciendo la palabra h brea parim «rostro» por «figura o semblante», se simplifica la descripción y no es necesario atribuir cuatro cabezas o rostros a cada uno de los cuatro seres vivientes. En su figura (aspecto) reúnen las propiedades del hombre, del león, del toro y del águita,

como se ve en los simbólicos animales alados característicos de Babilonia y Asiria, los cuales tenían cabeza (y rostro) de hombre, cuerpo de león o toro y alas de águita (fig. 77). No describe Ezequiel estos animales, ni de lo que nos dice se puede formar idea de la figura de los querubines bíblicos. Pero es posible que la descripción de los seres vivientes esté tumada de las esculturas bibliónicas y ponga a servicio de la profecía el simbolismo de las mismas, ya que no lo conocieran los judíos por los querubines del Templo de Salomón (véase núms. 560 y 74). La confusión no es posible, pues las figuras de Ezequiel son «seres vivientes que llevan el trono (carro) de Dios, mientras que las esculturas asirias son troncos inmóviles. Cfr. Durr, Ezechiels Vission von der Erhelung Gottes im Lichte der vorderasiatischen Altertumskunde (Münster 1917).

<sup>4</sup> En las visiones se llama a Ezequiel «hijo del hombre»; también a Daniel una vez (Dan. 8, 17); esto era, serán san Jerónimo, para recordar la fragilidad humana y conservar en la humildad a hombres tan extraordinarios, que habían merecido recibir de Dios visiones tan maravillosas (cfr. Ps. 8, 5). El Redentor se llamó a sí mismo «Hijo del hombre» porque en el misterio de la Encarnación descansaba toda la obra de la Redención, y por representarnos su inmenso amor que le trajo a



Fig. 77.
Foro alado asirio. Londres,
British Museum.

dención, y por representarnos su inmenso amor que le trajo a asumir nuestra naturaleza (Philipp. 2, 6 ss.). Cfr. Tillmann, Der Menschensohn, en BSI XII 1/2 (1907); Trenkle, Der Menschensohn, eine exegetishkritische Unte suchung (Friburgo 1888). Preténdese encontrar analogías babilónicas a la expresión chijo del hombre» en la palabra mar avilim, hijo del hombre», perffrasis de chombre», que se da en señal de distinción; según esto, la expresión chijo del hombre» vendría a significar hombre libre, noble. De donde a Ezequiel se le llama chijo del hombre» en sustitución del nombre personal (Delitzsch, Bibel und Babel III 51). No así en Daniel 7, 13, donde se compara la aparición del Mesías a la de un hijo del hombre. Aquí se trata de un ser sobrehumano y, sin embargo, de figura humana, al cual se entrega la gloria, el poder y el señorío eterno. Es dudoso que la expresión babilónica zer amelúti, avástago de la humanidado, guarde tan bién relación con la bíblica. Cfr. núm. 704.

\* Con esta denominación quedan los gentiles equiparados a los israelitas renegados que están en la cautividad.

<sup>1, 4-6 9</sup> s. 12-16 18 s.

Es decir, como el trueno.

<sup>2, 1 3</sup> 

ni discrepan de las concepciones orientales. «Aparece Yahve en medio de un torbellino; de esa manera se figuraban los babilonios a sus dioses mayores. Su vehículo es un carro magnifico de grandes ruedas, cuyo estruendo hace retemblar cielo y tierra. Llevan el trono los querubes, que los cautivos conocían como guardianes de las puertas de los templos y palacios y sustentáculos de las divinidades. Junto al trono se veían el toro, símbolo de la fuerza, el león, emblema de la majestad que infunde respeto, el águila, rey de las aves, ave de Dios por excelencia, y el hombre, imagen de la dignidad y de la inteligencia. Yahve «tiene su trono sobre los querubines», tiene a sus pies a los representantes del poder y grandeza, de la misma suerte que en Babel la divinidad descansa sobre un animal. Todo esto nos evoca la idea de un rey oriental poderoso o de un dios llevado en triunfo en su carroza, y nos permite apreciar e' efecto que la visión debía de producir en los cautivos; reconocieron sin duda que «su Dios era el Yahve» que conocían por la historia y la poesía. Y no nos debe asombrar que posteriormente se hiciera uso de la imagen del capítulo I de Ezequiel, siempre que se tratase de afirmar el poder y la majestad de Dios frente al decaimiento y falta de fe» 1.

Profundo sentido encierra el signo salutifero de que se habla en los capítulos 8 y 9.

Después de haber visto el Profeta la destrucción de Jerusalén, apareciósele el Señor por tercera vez en su misteriosa carroza, trasladóle en espíritu a la Ciudad Santa y le hizo ver las diversas abominaciones idolátricas que se consumaban en el Templo; luego le mostró siete varones que, entrando en el atrio de los sacerdotes por la puerta del norte, llegaron hasta el altar de los holocaustos 2; seis de ellos tenían en sus manos instrumentos de exterminio; el séptimo llevaba un vestido de lino y al cinto un recado de escribir. Y dijo a éste el Señor 3: «Pasa por el medio de Jerusalén y señala con el signo T (tau) las frentes de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella». Y a los otros seis les dijo 4: «Seguid en pos de ése por toda la ciudad y herid de muerte sin compasión a ancianos y a jovenes, a la doncella y a la mujer; pero no matcis a ninguno que lleve en su frente el signo T; y comenzaréis por mi Santuario». Y así sucedió a la vista de Ezequiel, que en vano intercedía por ellos .

690. Entre las profecias que se refieren al porvenir de Israel y a los tiempos mesiánicos, tienen particular importancia las siguientes:

«Esto dice el Señor Dios: Yo os recogeré de entre los pueblos, y os reuniré de los países donde habeis sido dispersados y os daré la tierra de Israel. Y e los entrarán allí, y quitarán de ella todos los tropiezos y todas las abominaciones. Y les daré un corazón nuevo, y un espícitu nuevo pondré en sus entrañas; y quitaré de su cuerpo el corazón de picora, y les dare corazón de carne . Para

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En estas palabras resume y compendia Durr, 1. c. 70 s., el resultado de sus investigaciones, que ampliamente demuestra por menudo con documentos sacados de las fuentes. Cfr. también Heisisch, Das Buch Ezechiel 27 ss.—Acerca de la visión de Ezequiel en el arte cfr. Neuss, Das Buch Ezequiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des 12 Jahrhunde 15 (Mün ter 1921). Pudiéndouse considerar la visión de Ezequiel como figura de la manifestación mucho más esplendorosa de la gloria de Dios (Ioann. 1, 14) en el cuadrupleo Evangelio, la Iglesia ha querido servirse de las palabras de Ezequiel en las Horas Canónicas del Oficio de los cuatro evangelistas. El arte cristiano ha dado a éstos las figuras simbólicas de hombre, león, toro y águila. Cír. tomo II de esta obra página 1; Kaufmann, Archaologie 408, y Detz-l, Ikaufmann, II 33 s

Buscando las víctimas de la divina justicia.

<sup>1</sup> Ecech. 9, 4.

<sup>4 9, 5</sup> s. Los seis jueces que venían del lado del norte representaban a los babilonios; el otro hombre, en cambio, era un mensajero de salud y reconciliación pa a los fieles adoradores del Señor; su blanca en cambio, era un mensajero de salud y reconciliación pa a los fieles adorádores del Señor; su blanca vestidu a de lino recuerda las que el sumo sacerdote usaba en el gran día de la Expiación (efr número 331); el cober blanco es, además, símbolo de la pur za (efr. también Dan. 10, 5; Matth. 28, 3; Apoc. 19, 8-14). El signo salutifero y expiatorio que dejaba a salvo a todos los que con él estaban mentadades, la tau, es la cltima letra del aliaba to hebreo, y en la escritura hebrea antigua, en la samaritana y fenicia tenfa la forma de cruz († ×), como la tiene todovia hoy en los alfabetos et usco, ellopico (†), latino antiguo y griego antiguo (T). Plugo, pues, a Dios representar la virtud salutifera del signo de la Redención de una mamera misteriosa ya en la Antigua Alianza, por más que la cruz era entonces señal de máxima ignominia (cfr. Nun. 21, 9; núm. 374 s.; loann. 3, 14 15; 31 ss.; Matth, 24, 31; Apoc. 7, 3; 9, 4; Schmalzl. Exechiel 102; ATAO? 624.—Acerca del signo de la cruz en cámaras sepulcrales de Egipto, Asiria, Caldea, Troya, Fenicia, Grecia, etc., y entre los pueblos africanos mucho antes de Jesuccisto y aun hoy, véase KM 1895, 134.

\*\* Cfr. lerem. 31, 33; Exech. 36, 26; núms. 682 y 691.

que anden en mis mandamientos, y guarden mis juicios, y los cumplan; y sean

un pueblo, y yo sea su Dios" 1.

«Esto dice el Señor Dios: Yo te traté, como tú te portaste despreciando el puramento y haciendo nulo el pacto 2; con todo, yo me acordaré de mi Alianza contigo en los días de tu mocedad; y renovaré contigo una Alianza eterna" 🐍

«Esto dice el Señor Dios: Yo tomaré de la copa 4 del alto cedro 5, y lo plantare; de la punta de sus ramas desgajaré un renuevo, y lo plantaré sobre un monte alto y descollado. En el alto monte de Israel lo plantaré, y brotará un pimpollo, y dará fruto y se hará un cedro grande, y habitarán debajo de él todas las aves, y los volátiles de toda especie anidarán a la sombra de sus

«Mas tú, profano, impío caudillo de Israel 7, a quien llegará el día cuando se colme el tiempo señalado de la iniquidad, esto dice el Señor Dios: Debón la diadema, quitate la corona. ¿No es ésta la que levantó al humilde y humilló al soberbion 8 ponerla he por iniquidad, por iniquidad, por iniquidad; mas esto no sucederá hasta que venga aquél a quien compete el señorio; y a él se la entregarén .

691. En la tercera parte 10 describe de una manera emocionante a los malos pastores que dejaban perecer al pueblo de Dios; pero el mismo Dios se encargará de su rebaño disperso, lo recogerá y le provecrá de un buen pastor: el verdadero David:

«Y vino a aní palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, profetiza de los pastores de Israel; profetiza y di a los pastores: Esto dice el Señor Dios: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacentaban a sí mismos! ¿Acaso no son los rebaños los que deben ser apacentados por los pastores? Os alimentabais de su leche y os vestíais de su lana, y matabais las reses más gordas, mas no apacentabais mi grey. No fortalecisteis las ovejas débiles, no curasteis las entermas, ni ligasteis las quebradas, ni recogisteis las descarriadas, ni fuisteis en busca de las perdidas; sino que, con aspereza y con imperio, dominabais sobre ellas. Y mis ovejas se han dispersado, porque estaban sin pastor; con lo cual, vinieron a ser presa de todas las fieras del campo; y se descarriaron. Perdida anduvo mi grey por todos los montes y por las altas colinas; dispersáronse por toda la haz de la tierra mis rebaños, y no había quien los buscase, no había, digo, quien los buscase. Por tanto, pastores, escuchad la palabra del Señor: Vivo yo, dice el Señor Dios: he aquí que yo mismo demandaré mi grey a los pastores y acabaré con ellos, para que nunca más sean pastores de mis rebaños, ni se apacienten a sí mismos. Y libraré mi grey de la boca de ellos, para que jamás les sirva de alimento. Porque esto dice el Señor Dios: He aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las visitaré. — Y estableceré sobre ellas un solo paster 11 que las apaciente; a mi siervo David 12; él mismo las apacentará, y él mismo será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos; yo, el Señor, he hab'ado. Y haré con ellos alianza de paz» 13.

«Yo os sacaré de entre las gentes, y os recogeré de todas las naciones y os conduciré a vuestra tierra. Y derramaré sobre vosotros aqua pura, y os purificaréis de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En lo que precede se ha pintado a Israel como a una esposa infiel, que ha cometido más crímenes que Samaria y Sodoma.

<sup>16, 59</sup> s

Un vástago vigoroso.

De la estirpe de David; este vástago es el Mesías (cfr. Ezech. 14, 29; 1s. 11, 1; Matth. 1, 23; núm. 650), cuyo reino abarca todas las naciones (cfr. Ezech. 20, 40 s.; Matth. 13, 31; 28, 19 s.). Véase Schmalzl I. c. 174

<sup>17, 22</sup> s. 1 En la profecía de la desolación de Jerusalén y del país (21, 25-27), Jeremías se dirige al último rey, Sedecias (cfr. núm. 676).

La corona eleva al humilde, cuando es digno de ella; pero humilla al soberbio que con sus malos sentimientos y perversa conducta se hace indigno de llevarla.

Al Mesfas, al cual se refiere una expresión análoga de la profecía de Jacob (núm. 224).

Cap. 33-48.
Cfr. loann. 10, 7-11-88.; Matth. 25, 32; 26, 31; Hebr. 13, 20; 1 Petr. 2, 25; 5, 4.

Cfr. núms. 681 y 692.

<sup>14, 1-11 23-25.</sup> Alude al sacrificio mosalco de la Purificación (núm. 340), que ha de ceder su puesto a otra agua mucho más perfecta, la cual nos limpia, no ya de las impurezas exteriores, sino de las espirituales, y nos regenera espiritualmente por la virtud del Espíritu Santo; el agua del Bautismo (cfr. Ioann. 3, 5 6).

Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo en vuestro interior 1; y quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazon de carno-Y pondré mi espíritu en medio de vosotros, para que andéis en mis preceptos, tengáis en cuenta mis juicios y obréis según ellos» .

- 692. Ezequiel vió el fin del cautiverio de Israel y el nuevo reino mesiánico bajo la figura de la resurrección de los muertos. Fué llevado el Profeta en espíritu a un gran campo cubierto de huesos de cadáveres. Por orden de Dios, mandó Ezequiel a los huesos que se levantasen; y he aquí que se irguieron al momento, uniéronse unos con otros, cubriéronse de nervios y de carne; entro en ellos el espíritu, comenzaron a vivir y se pusieron en pie - una muchedumbre grandísima. Díjole entonces el Señor: «Hijo del hombre, todos estos huesos representan la familia de Israel; ellos dicen: Secáronse nuestros huesos, y pereció nuestra esperanza; somos (ramas) cortadas. Por tanto, profetiza, diles: Esto dice el Señor Dios: He aquí que yo abriré vuestras sepulturas, y on sacaré de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os conduciré a la tierra de Israel.— E infundiré en vosotros mi espíritu, y viviréis. — Y recogeré a los hijos de Israel de todas partes y los conduciré a su tierra.—Y formaré de ellos un pueblo, un rey mandará sobre ellos.—Mi siervo David será perpetuamente su rey. Y haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna... y colocaré en medio de ellos mi Santuario para siempre. Y estará mi habitación entre ellos; y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las gentes que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando estuviere mi santuario en medio de ellos perpetuamente» 1.
- 693. En la última parte (cap. 40-48) describe Ezequiel por extenso el nuevo Templo y la nueva Jerusalén, según la visión que Dios le mostró. Toma por base el Templo salomónico que conocía de vista; pero le da otras proporciones, esto es, medidas cuadradas que, ciertamente, no corresponden a la realidad, pero representan un edificio ideal y perfecto (43, 10) (cfr. fig. 78). Ezequiel quería poner a la vista de los judíos la reedificación de la ciudad y del Templo por medio de una serie de cuadros brillantes, que al mismo tiempo simbolizasen el esplendor de Israel (de Jerusalén y de Tierra Santa) en los «últimos tiempos», pero sin hacer distinción entre el comienzo y el fin de la era mesiánica, entre la nueva Jerusalén terrena y celestial. En general se ha interpretado siempre rectamente el sentido simbólico de sus descripciones. De otra suerte, al regreso de la cautividad, la ciudad y el Templo se hubieran reedificado según el diseño de Ezequiel. Resalta especialmente el carácter simbólico en la última parte (47, 1-12), donde ve el Profeta muchas aguas que brotan del altar de los holocaustos, corren hacia el mediodía y forman un río caudaloso que, atravesando el desierto, va a desembocar en el mar Muerto. Todo lo que baña el río, por insalubre y podrido que sea, aun el mismo mar Muerto, recibe frescor, salud y vida; los pescadores se paran en sus riberas; hay gran variedad de peces, grandes como los del mar y en grandísima abundancia. Pero junto a sus riberas y en sus charcos las aguas son insalubres y sólo sirven para salinas. Y las

<sup>1</sup> Cfr. núm. 690.

<sup>36, 24-27.</sup> 

Israel resucitó en cierto modo con el regreso de la cautividad; de donde en este hecho puede decirse que se cumplieron las palabras del Profeta. Tuvieron éstas cumplimiento más perfecto en Jesús y su reino; en el cual, merced al soplo del Espíritu Santo, se formó un nuevo Israel, mucho mayor y más perfecto. Pero el cumplimiento definitivo será la resurrección general de los muertos. Ezequiel presupone aquí la fe en esta verdad; pues de otra suerte no hubiera podido simbolizar mediante ella la restauración de Israel, la cual resulta un contrasentido de tener los judíos por imposible la resurrección de la carne, y no por cosa que ciertamente se ha de realizar. Acerca de la fe en la resurrección de la carne, véase núms. 522 y 614; Atzberger, Eschatologie 90 ss.; Schmid, Unsterblichkeits und Auferstehungsglaube in der Bibel 229 ss. Acerca de la visión de Ezequiel en las representaciones de los sepulcros cristianos, cfr. Kaufmann, Archaologie 3 322.

4 37, 11-14 21-28. Cumpliose en parte esta profecía con el regreso de la cautividad, pues Israel

omenzo a ser un pueblo. Dios habito en el nuevo Templo y la religión verdadera germinó entre los paganos. Pero tuvo cumplimiento perfecto cuando el Señor fundó su Iglesia, la extendió por toda la tierra mediante sus apóstoles, y escogió entre los suyos morada permanente en el Santisimo Sacramento (cfr. 1s. 4, 5 ss.; Iveren. 3, 15 ss.). Se cumplirá en toda su amplitud al fin de los tiempos, cuamdo, después de la conversión de los gentiles, todo Israel entre en la Iglesia, y haya un solo pastor y un

olo rebaño (cfr. 34, 23 ss.; Rom. 11, 25 s.; Ioann. 10, 16).

\* Cfr. O. Wolff, Der Tempel, etc., 54.

\* Cfr. Knabenbauer, Israels Restauration nach der Weissagung Esechiels, en ZRTh 1890, 231 88.; Schmalzl, Ezechiel 444 88; grabados pueden verse en Heinisch, IB en la palabra Templum y también en Rb 694

riberas de una y otra parte del río, extraordinariamente fértiles. Este río maravilloso que brota del altar de los holocaustos, significa especialmente las gracias superabundantes que brotan de la Cruz y se difunden perpetuamente por todo el mundo; sus aguas refrescan, vivifican y fertilizan todo lo que, estando muerto espiritualmente, no se sustrae al influjo de ellas y de la Iglesia de

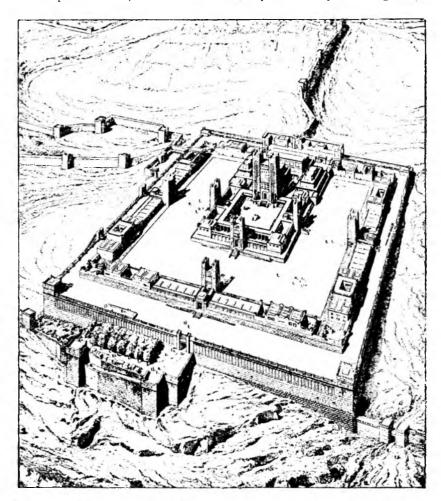

Fig. 78. — Vista general del Templo de Jerusalén. Reconstrucción de Perrot y Chipiez, según la visión de Ezequiel.

Cristo que rige su curso; mas todo cuanto estas aguas no bañan permanece muerto e inanimado 1. Los pescadores son los apóstoles, los obispos y los sacerdotes de la Iglesia (Matth. 4, 19); los peces son los hombres, conquistados de todas las naciones y de todos los estados en gran número para el Evangelio.

¹ Cfr. las ceremonias con que se sacaba el agua en la fiesta de los Tabernáculos, núm. 330; 1s. 12, 3; 44, 3; 35, 1; 1oel. 3, 18; Zach. 14, 8; 1oann. 4, 13 14; 7, 37 ss.; Αροε. 21, 6; 22, 1 17. En el Asperges solemne del agua bendita durante el Tiempo Pascual canta la Iglesia: Vidi aquam, etc.: «Vi correr el agua de la derecha del templo, aleluya; y todos aquellos a quienes llegaba esta agua fueron salvos, y cantarán aleluya, etc.»

#### 95. Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia

(Dan, 1)

El libro de Daniel refiere en la primera parte (cap. 1-6) sucesos de la vida de Daniel; en la segunda (7-12), sus visiones proféticas. En la edición eclesiástica de la Sagrada Escritura (Vulgata) siguen dos apéndices de la primera y última época del Profeta (cap. 13 y 14). El libro nos ha llegado purto en hebreo (cap. 1-2, 1-3; 8-12), parte en arameo (cap. 2-7) . — Hay tren fragmentos que sólo se hallan en una versión anterior y en algunas posteriores a la era cristiana; pero todavía en el siglo 11 después de Cristo se conservaba el texto hebreo o arameo. Refiérense a la historia del horno de Babilonia (3, 24-90), a la de Susana (cap. 13), a las de Bel, del dragón y del lago de los leones (cap. 14). La Iglesia, desde los santos Padres más antiguos, los ha admitido en el canon. El nombre de Daniel es todavía muy celebrado en Oriente, aun entre los extraños al Cristianismo y Judaísmo. Muéstrase su sepulcro junto a las ruinas de Susa, en la ribera del río Ulai o Eulus. La Iglesia celebra su memoria el 💵 de julio.

Ningún libro de la Sagrada Escritura es tan violenta y tenazmente combini tido por la crítica como el de Daniel, por los prodigios y adivinaciones que relata. La crítica rechaza su valor histórico, niega que Daniel sea su autor, y lu tiene por un libro destinado a consolar y exhortar a los judíos oprimidos por Antíoco IV Epífanes (por los años 165-164 a. Cr.), compuesto en forma de Apocalipsis (predicción de sucesos pasados (; !), puesto en boca de un profeta anterior a ellos). Estas «conclusiones» de la crítica racionalista son repetición de las objeciones y dificultades que en el siglo 111 d. Cr. inició el neoplatónico Porfirio, el cual no llegaba a comprender que se pudiera predecir con tanta precisión y claridad las cosas venideras. Para san Jerónimo la impugnación de Porfirio es un testimonio en favor de la historicidad del libro; lo mismo cube decir de los ataques de la crítica moderna. Lo primero que la crítica se ve obligada a admitir es la unidad del libro: una idea grandiosa une íntimamento todas las partes que lo componen (capítulos históricos y proféticos, secciones hebreas y arameas). Las dificultades históricas, que no son pocas ni pequeñan, desaparecen a medida que los nuevos descubrimientos van esclareciendo la historia y civilización antiguas. Por lo menos es preciso admitir que el autor entreba familiarizado con las ideas y estado de la Babilonia del siglo vi, y dispuso de tradiciones históricas fidedignas (para los caps. 1-6), y que es posible resolver lus dificultades (mediante los métodos históricos y de crítica textual). Del estilo de los fragmentos arameos y de la existencia de palabras tomadas del persa y del griego, no se deduce que el libro se compusiera en época reciente. Debe note mismo admitir la crítica que lo esencial del libro de Daniel, en su forma primitiva, es de la época del destierro; o que si el autor (o primer redactor) no lo lu tomado de fuentes babilónicas, por lo menos deja traslucir la influencia manifiesta de la lengua y sintaxis babilónicas. Pueden explicarse las voces babilónicas cas por una redacción posterior; pero no son imposibles en aquella época 💺 Finalmente, los «criterios internos» no bastan para echar por tierra los testimonios externos de la autenticidad y credibilidad del libro de Daniel. Comienzan éstos en Ezequiel (14. 14-20 y 28, 3), continúan con los Macabeos (2, 50 s).

1404, 392. Daniel debió de ser para los contemporáneos de Ezequiel y de Matatíns un personaje célebra,

La denominación «caldeo» es inexacta. «La lengua de los caldeos», en la cual (Dan. 1, 4) fuerou La denominación acaldeos es inexacta, aLa lengua de los caldeoss, en la cual (Dan. 1, 4) fueron instruídos Daniel y sus compañeros en Babilonia, no es la lengua babilonia corriente, sino un lengua je literario y sabio, del cual se servían los caldeos, es decir, los sacerdotes, astrólogos y magos. El ameo es una rama del semítico del norte, al cual pertenecen también el hebreo y el asirio-babilonico Desde el siglo viu. a. Cr. comenzó a extenderse poco a puco por Asia Menor, llegó a ser lengua contecial internacional, y después del destierro sustituyó al hebreo en el uso corriente. Ya en el siglo viu los sacerdotes y hombres de Estado de Jerusalén conocían el arameo (1s. 36, 11). Daniel, pues, lo conocía ya en su patria, como entre nosotros los hijos de familias acomodadas conocen el francés o di inglés. Gran parte de la población de Babilonia conocía y usaba corrientemente el arameo (aramoo orien tal) en tiemo de Daniel. Nos es pues imposible sino pur veros(mit que Daniel compleare al arames) a recursidad. tal) en tiempo de Daniel. No es, pues, imposible, sino muy verosímil, que Daniel empleara el arannos, y que muchos judíos del destierro lo conociesen. La duplicidad de lenguaje del Libro de Daniel un se casual; sino que el autor utilizó fuentes arameo-babilónicas, como se colige de Dan. 3, 96 98; 6, 18 y ile analogía con el Libro de Esdras

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acerca de la lengua del Libro de Daniel cfr. ZKTh 1905, 654 ss.; BZ 4, 104 s.; m47; The

ceciben su confirmación del testimonio de Cristo y del Nuevo Testamento 4. De donde es preciso atribuir a Daniel, por lo menos las visiones (adivinaciones) de la segunda parte que, según 7, 1, él mismo escribió. Y tan estrecha relación quardan con éstas, tanto por el contenido como por el lenguaje, las narraciones de la primera parte, que no se puede menos de atribuirlas al mismo Profeta. Unicamente cabe dudar de que sea de Daniel la redacción actual del libro. Tocante a este punto hay entre los católicos quienes defienden la siguiente hipótesis 2; el libro de Daniel es una colección de noticias, hechos y visiones de Daniel, compuesta en época posterior a Esdras y tal vez aumentada posteriormente. Con esto desaparecen muchas dificultades (especialmente las que se refieren a la falta de cronología en la sucesión de los diversos fragmentos), sin destruir la unidad, credibilidad y autenticidad del contenido 3.

695. Entre los judíos que fueron a la cautividad en el reinado de Joaquín, 606 a. Cr., había jóvenes nobles y de sangre real. Nabucodonosor mandó a su camarlengo Asfenez que escogiese para el servicio del rey a los más dispuestos y mejor educados, y les diese de comer de los manjares que se servían en su mesa. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Ananías, Misael y Azarias, nombres que el mayordomo mudó por los de Baltasar, Sidrac, Misae y Abdémago 4

Mas estos jóvenes se propusieron no gustar de las viandas del rey, por temor de verse precisados a comer manjares que la Ley prohibía (cfr. núm. 338). Soplicaron, pues, al mayordomo que les diera solamente legumbres para comer y agua para beber 4. Estaba Asfenez a punto de acceder al ruego, pero temió por su vida, si el rey notaba que los jóvenes judíos aparecían más flacos que los demás. Entonces dijo Daniel a Malasar, encargado de ellos cuatro por el camarlengo: Haz prueba por diez días y compara nuestros rostros con los de los demás. Entonces podrás proceder con nostros según to parezca. Accedió Mala-

action de cuya orectitudo y «sabiduría» no cabía dudar. Es sorprendente que el Eclesiástico (44-50) no le mencione entre los hombres célebres. Ello se explica porque Daniel desplegó su actividad fuera de Tierra Santa, en el mundo gentil, y porque el Eclesiástico pasa por alto también otros nombres (como Esdras y Mardoqueo). También es extraño que Daniel figure en la Biblia entre los Hagiógrafos y no entre los Profetas. Es dudoso que esto hubiese ocurrido desde un principio; pues en la versión griega marece entre los Profetas. Nótense, finalmente, en Daniel ciertas reminiscencias del profeta Zacarías, de Esdras y de Nehemías. Para los pormenores véase Zumbiehl, Das Buch Daniel und die Geschichte

lesucristo alega en Matth. 24, 15 al profeta Daniel, que predijo la abominación de la desolación; charamente alude al mismo Profeta (Dan. 7, 13), cuando de sí mismo dice ser el Hijo del hombre que ha de venir sobre las nubes del cielo (cfr. Math. 26, 64; Marc. 14, 26). También la expresión oreino de Dinso es de Daniel. Il Thess. 2 y 1 Petr. 1, to aluden indudablemente a Dan. 11, 36 ss. y 12, 6-12; pero donde más abundan las autoridades de Daniel es en el Apocalipsis. Que los judíos tuvieron por cunónico el Libro de Daniel, lo prueba el testimonio del primer Libro de los Macabeos (1 Mach. 2, 59 ss.) y el de Josefo (Ant. 11, 8, 3-6, traducido [al alemán] por Kaulen, página 382; cfr. también Allgeier, Relig. Volksströmungen [Friburgo 1924] 2 s.; según Fl. Josefo, los judíos mostraron en 322 a Alemadición cristiana.

Así Hancberg. Geschichte der bibl. Offenbarung 3 398; actualmente también Riessler, Das Buch Daniel VII ss. Bayer, Danielstudien (ATA 111 5; Münster 1912) 1 ss., va todavía más lejos; siguiendo a Lagrange, considera el Libro de Daniel como una epopeya religiosa con fondo histórico, compuesta en la época de los Macabeos. Funda su argumentación en un asistema métricon, cuya solidez pondera tanto, cuanto menosprecia la tradición cristiana y las pruebas de la credibilidad y del carácter profético del Libro de Daniel.

\* Para los pormenores cfr. Kaulen-Hoberg, Einleitung § § 385 ss.; Schöpfer Geschichte des AT 587 ss.; Düsterwald, Die Weltreiche und das Gottes-eich 1-21, y los comentarios de Knabeabauer (Comm. in Dan. 1891), Tiefenthal (Daniel exflicatus. Paderborn 1895). Riessler 1 c., Leimbach, Bibl. Volksb. fassefullo 9: Das Buch Daniel (Pulda 1943). Acerca de las cadiciones de la versión griega al Libro de Daniel y su autoridad canônicas trata extensamente y a fondo Julius en BSt VI 3/4 (1901). — La teoría erflicorracionalista acerca del Libro de Daniel se halla expuesta de manera asequible a la generalidad en Bertholed, Daniel und die grieschische Gefahr, en RgV II (1907) 17. Cfr. en contra el excelente estudio de Zumbiehl acerca del objeto del Libro de Daniel, en Kuth 1906 II 201 ss.

estudio de Zumbiehl acerca del objeto del Libro de Daniel, en Kuth 1906 II 201 88.

Los nombres hebreos se leen también en otros pasajes del Antiguo Testamento; tocante a los babilónicos, cabe comprobarlos y explicarlos. El significado es el siguiente: Daniel, eDios juzga»; Baltasar, oproteja su vidan, en babilonio Balatsu-ussur o Balat (Beli) sar-ussur (Belit es una divinidad babilónica, cfr. Dan. 4, 5); en hebreo Belt schazar, distinto del nombre del rey Baltasar, Bel schazar, que significa albel guarde al rey»: cfr. núm. 700; Ananias, eel Señor es benigno»; Sidrach, acaso Matur; Mizael, aquién como Diosn; Mizael, probablemente Misa-aku, aquién como Akun; Azarias, aquxilio de Diosn; Abdenago, asiervo de Nago» (es decir, de Nabo o Nebo, divinidad babilónica; cfr. Is. 46, 1), explicable por cambio fonético.

Querían evitar el peligro de infringir las leyes patrias y apercibirse con la abstinencia contra los peligros de la vida sensual de la corte, y acaso también aliviar al mayordomo, que no entendía de las teyes judína relativas a los manjares. sar, y a los diez días los rostros de los cuatro jóvenes hebreos eran más hermosos y llenos que los de los otros jóvenes que se alimentaban de los alimentos de la mesa real. Y en adelante Malasar les daba tan sólo legumbres y agua. Pero el Señor les dió ciencia y sabiduría 1.

Transcurridos los tres años que Nabucodonosor había dispuesto para la educación de los jóvenes, el camarlengo los llevó a la presencia del Rey. Este habló con todos ellos y a ninguno encontró que igualase a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron, pues, al servicio de la persona del rev.

#### 96. Daniel salva a la casta Susana

(Dan. 13)

Entre los cautivos de Babilonia había un cierto Joaquín, cuya mujer, llamada Susana 3, era hermosa en extremo y temerosa de Dios. Concurrían 'os judíos a casa de Joaquín, pues era éste la persona más respetable de todos ellos. En aquel año fueron elegidos jueces (de los judíos) dos ancianos, por cree los honrados. Frecuentaban éstos la casa de Joaquín y aun celebraban allí las sesiones propias de su oficio. Había junto a la casa un jardín, adonde iba Susana a pasear y bañarse después que los amigos se retiraban a la hora de comer. Sabían esto los dos viejos, e, inflamados en malos deseos, buscaban ocasión de estar a solas con Susana.

Escondiéronse cierto día en el jardín; y cuando Susana fué allí según tenía por costumbre, y se marcharon las criadas dejando cerrada la puerta, acercáronse apresuradamente a ella los dos viejos malvados, y le declararon su vergonzoso desco, añadiendo esta amenaza: «Si te resistes, testificaremos contra ti que estaba contigo un joven». Suspiró Susana y dijo: «Estrechada me veo por todas partes: porque si esto hiciere, muerte es para mí; y si no lo hiciere, no me escaparé de vuestras manos. Pero mejor me es, sin hacerlo, caer en vuestras manos, que pecar en la presencia del Señoro <sup>4</sup>. Y gritó pidiendo auxijo. También los viejos gritaron contra ella, y uno de ellos corrió a la puerta del jardín, y la abrió <sup>5</sup>. A los gritos, acudieron los criados de la casa, a los cuales los dos viejos refirieron su calumniosa mentira, añadiendo que el joven, más fuerte que ellos, había logrado escapar por la puerta del jardín.

Al siguiente día, habiendo acudido el pueblo a casa de Joaquín, fué llamada a juicio Susana. Presentóse ella con sus padres y parientes; todos los que la conocían, derramaban lágrimas. Mas Susana levantaba al cielo sus ojos llorosos, pues su corazón confiaba en el Señor. Los dos viejos perversos repitieron su acusación. Dióles crédito la asamblea, como a ancianos que eran y jueces del pueblo; y Susana fué condenada a morir apedreada (cfr. núm. 343). Empero exclamó en alta voz y dijo: «¡Oh Dios eterno, que conoces las cosas ocultas. que sabes todas las cosas antes que sucedan! Tú sabes que éstos han levantado

un falso testimonio contra mí». Y oyó el Señor su oración.

Pues, cuando la conducían al suplicio, el joven Daniel, iluminado por el Señor, exclamó: «Inocente seré yo de la sangre de ésta». Todo el pueblo se volvió hacia el joven, diciendo: «¿ Qué es lo que dices?» Replicó Daniel: «Volved al tribunal; pues estos dos (acusadores) han dicho falso testimonio contra ella». Tornóse a toda prisa el pueblo, y Daniel, constituído juez, dijo: «Separadlos al uno del otro, para que yo les oiga». Dijo entonces al uno: « Malvado! ¡Ahora llevarán su merecido tus pecados! Si los viste pecar, di: ¿bajo qué

<sup>1</sup> En premio a su fidelidad y abstinencia; no sólo como consecuencia natural del dominio de los

ren premio a su mendad y abstinencia; no solo como consecuencia natural del dominio de los apetitos sensuales, sino de manera extraordinariamente sobrenatural, como se desprende de lo que sigue, y como de Daniel lo atestigua la Sagrada Escritura cuando dice (Dan. 1, 17): «Mas a Daniel dió el Señor inteligencia para interpretar todas las visiones y sueños», es decir, el don de profecía.

<sup>a</sup> Cronológicamente la historia de Susana tiene su puesto entre los capítulos primero y segundo, pues Daniel era entonces todavía un joven (Dan. 13, 45 64). Schopler (Geschichte des AT <sup>6</sup> 585) opina que este relato (como también cap. 14) fué originariamente un librito independiente, escrito por un testigo ocular, e incorporado más tarde al Libro de Daniel. Así se explica que Daniel aparezca en la negranció y como un desconocido. No es sin embartos necesario este avolicación. narración como un desconocido. No es, sin embargo, necesaria esta explicación.

Susanna significa en hebreo lirio. Con su pureza e irocencia hizo honor a su nombre.

Lo mismo que José en Egipto (núm. 196).

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> La puerta que daba a la calle; esto podía dar verosimilitud a la mentirosa acusación de los viejos lascivos.

Arbol sucedió?» Y el anciano respondió: «Debajo de un lentisco» 1. «Ciertamente que has mentido para tu perdición», replicó Daniel. Mandó que lo retirasen y que trajesen al otro, al cual preguntó: «Dime: ¿bajo qué árbol les sorprendisteis pecando?». Y el viejo respondió: «Debajo de un ciruelo». A lo que replicó Daniel: «También tú has mentido para tu perdición». Todos comprendieron la falsedad de la acusación y a una voz ensalzaron la infinita justicia y misericordia de Dios, que no desampara a los que en El consían . Y ajustándose al precepto de la Ley , apedrearon a los dos falsos testigos. Daniel empe-10 sué tenido desde aquel día en gran aprecio por todo el pueblo 4.

#### 97. Sueño de Nabucodonosor

(Dan. 2)

697. Tuvo en cierta ocasión Nabucodonosor o un sueño que le dejó consternado, pero que no pudo recordar cuando despertó. Llamó a todos los adivinos, magos, hechiceros y sabios (caldeos) de Babilonia para que le dijesen e interpretasen su sueño. Mas, no acertando los adivinos con el sueño del rey, disponíase éste a hacerles morir a todos ellos. Daniel, que con sus tres companeros había sido incorporado a una de las clases de sabios, no se hallaba presente al requerimiento del rey. Presentóse, pues, a Nabucodonosor, y le pidió una corta dilación; fuése a su casa y oró al Señor con sus compañeros. Por la noche tuvo una visión, en la cual el Señor le reveló el sueño del rey. Presentóse, pues, Daniel a Nabucodonosor y de dijo 6:

«El misterio que el rey pregunta, no se lo pueden declarar al rey los sabios, magos, adivinos ni agoreros. Mas hay un Dios en el cielo que revela los misterios, el cual te mostro, oh rey Nabucodonosor, las cosas que han de venir en los últimos tiempos. Tú, oh rey, te pusiste a pensar en tu lecho lo que había de suceder después de estos tiempos; y el que revela los misterios, te mostró lo que ha de venir. Tú, veias una grande estatua; su cabeza era de oro; el pecho y los brazos, de plata; el vientre y los muslos, de cobre; las piernas, de hierro; y una parte de los pies era de hierro, y la otra, de barro. Así la veías tú; cuando, sin mano alguna, se desgajó del monte una piedra, e hirió la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Pero la piedra que hirió la estatua, se hizo una gran montaña y llenó toda la tierra» 1.

"La interpretación de este sueño es la siguiente: la cabeza de oro eres tú

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No se conoce el nombre hebreo del árbol, pero sí su aromática resina, usada como sahumerto (cori, bálsamo).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Encuentran algunos «opuesto a la historia» el procedimiento de Daniel, pues condena al primero de aquellos dos perversos jueces antes de oír al segundo y comprobar la contradicción de ambos. Dicen también que la contradicción es muy accidental. Pero se debe advertir que el relato no para en pormenores, sino está concebido sumariamente: lo substancial es que Daniel dejó a aquellos malvados en descubierto Aun prescindiendo de la iluminación divina, tenía Daniel medios suficientes para cerciorarse de la inocencia de Susana y de la culpabilidad de sus acusadores, y poner ambas cosas en claro. Así lo hizo separando a los acusadores y testigos, y descubriendo en ellos contradicciones que echaban por tierra su testimonio.

<sup>\*</sup> Deut. 19, 16-21; cfr. núm. 347.

\* Nada de increíble o imposible hay en el relato. Los cautivos tenían en Babilonia su fuero en la loquita de nuestra. cuestiones religiosas, y no pocos gozaban de cierto bienestar material, como el Joaquín de nuestra historia. El haber sido el joven Daniel el salvador de la inocente Susana fué por especial providencia divina; cosa no inverosimil, ni necesariamente milagrosa. No hay razón suficiente para afirmar que se trate de alegoría o de narración didáctica de libre invención. Cír. Zschokke, Die Bibl. Frauen 301 ss.; TQS 1869, 383 ss. Acerca de las representaciones más antiguas de la historia de Susana (desde los principios del siglo 11 de la era cristiana), véase Kaufmann, Archaologie 1 324 s.

8 El dato cronológico cen el segundo año de Nabucodonosor», es posible que obedezca a la costum-

bre babilónica de contar como primer año de reinado el siguiente al de la subida al trono. Pero quizá tiene su origen en una corrupción del texto primitivo; porque, según Dan. 1, 5 13, la educación de los jóvenes había de durar tres años. Tal vez en el texto original se leysec; cen el duodécimo año de Nabucodonosora (cfr. Zumbiehl, Das Buch Daniel 28 ss.). Según otros, aquí y en los relatos que siguen los amanuenses o los traductores del Libro de Daniel introdujeron el nombre de Nabucodonosor, conocido tos amanuenses o los traductores del Libro de Daniel introdujeron el nombre de Nabucodonosor, conocuto de los judíos, en vez de su tercero (o cuarto) sucesor Naboned, que les sonaba casi igual, pero no les era familiar. En favor de esta hipótesis aducen, entre otros, los siguientes datos: Naboned tomó por modelo a Nabucodonosor; en sus inscripciones se habla a menudo de inspiraciones divinas y de visiones en sueños; su hijo se llamó Baltasar; confróntese núms. 699 y 700. Las diferencias que se advierten entre la versión griega más antigua y el texto masorético son indicio del poco cuidado con que se ha transmitido el Libro de Daniel, y de las alteraciones que ha experimentado. Cfr. Kaulen-Hoberg, kinleitung 11 § 396; Riessler, Das Buch Daniel 14 125 ss.

<sup>2, 1-26.</sup> 2, 27-25.

con tu imperio del mundo; y después se levantará otro reino menor, de plata; y seguirá otro tercero de cobre, el cual dominará toda la tierra, y finalmente, el cuarto reino será como el hierro. A la manera como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, así el cuarto imperio desmenuzará y quebrantará todom los demás; pero, al dividirse, por fin en dos mitades de distinta naturalem, vendrá a sostenerse en pies desiguales y débiles. Este cuarto reino será quebrantado, con los que le precedieron, por un reino que Dios levantará sin concurso humano, por medio de la piedra desprendida de lo alto; este reino jamda hasará a otra nación, sino subsistirá eternamenten 👢

Postróse Nabucodonosor en tierra sobre su rostro y dijo a Daniel: «Verda deramente, vuestro Dios es el Dios de los dioses; El es el que revela los arennos». Y constituyó a Daniel gobernador de la provincia de Babilonia y premidente de todos los sabios de la capital. A petición de Daniel, le fueron señalados sus tres compañeros para que le ayudasen a despachar los negocios; y el rey tenía a Daniel a su lado como consejero

De las palabras de Nabucodonosor se colige claramente el objeto que Dios ne proponía en aquella maravillosa visión, y en las revelaciones y en los prodigion de que fué objeto más tarde el soberano del reino babilónico: preparar el cambio al conocimiento y adoración del Dios verdadero y a la expectación del futuro Redentor entre los pueblos gentiles, por ministerio de Israel esparcido entre las naciones paganas. Resaltan sobre todo con claridad las ideas principales que son características de la actividad del Profeta y eje de su libro profético. En aquel imperio pagano, cuyo jefe se gloriaba de haber vencido al Dios de Israel, y se atribuía a sí mismo la dignidad divina, incumbía al Profeta predicur el nombre y majestad del verdadero Dios, anunciar la fuerza invencible y la victoria definitiva de su reino y ser el defensor y salvador de su pueblo, como en otro tiempo José en Egipto. A esto van encaminados los prodigios, las interpretaciones de sueños y adivinaciones, especialmente la profecía simbólica de los cuatro imperios que se destruyen sucesivamente y que son vencidos por un reino que subsistirá eternamente (esta profecía se repite en forma distinta en el capítulo 7). La interpretación tradicional ve en los cuatro imperios el babilónico (cabeza de oro), el medo-persa (plata), el griego-macedónico (bronce) y el romano (hierro) 4. Los modernos se oponen a esta interpretación, fundándose en que el horizonte de la pretendida profecía está limitado por la época en que se formó (época de los Macabeos; cfr. núm. 694). Pero también entre los intérpretes respetuosos con la Revelación hay quienes sostienen que el cuarto imperlo designaba el macedónico, bajo cuyos continuadores acaecieron las guerras do los Macabeos, a las cuales siguió la era mesiánica. Lo esencial es la idea de la supervivencia y victoria del reino de Dios sobre todos los imperios del mundo.

## 98. Los tres jóvenes en el horno de Babilonia

(Dan. 3)

Pronto olvidó Nabucodonosor la impresión que le produjeran su sueño y la interpretación dada por Daniel. Mandó construir una estatua de oro 6 de 60 codos (con el pedestal), y erigir en la planicie de Dura, provincia de Babilonia. Y habiendo reunido a todos los grandes señores de su reino, mandó decir a voz de pregonero: «Al punto que oyereis e

<sup>1</sup> En el Antiguo y Nuevo Testamento se compara el Mesias con una piedra (inconmovible), especialmente con la piedra angular (cfr. Ps. 117, 22; Is. 8, 14; 28, 16; Zach. 3, 8 9; Matth. 21, 42 84. 1 Act. 4, 11; Rom. 9, 32 ss.; Ephess. 2, 20; I Petr. 2, 4 ss.; núns. 532 y 653).

<sup>2, 36-45.</sup> 3, 46-49.

 <sup>3, 40-49.</sup> La demostración puede verse en Düsterwald, Die Weltriche und das Gottesreich nach den Weissagungen des Propheten Daniel (Friburgo 1890) 28 ss.; Zumbiehl 1. c. 84 ss.; Knabenbauer, Comm. in Dan. 92.

6 Cfr. Riessler I. c. 17.

<sup>&#</sup>x27; Quizá en honor de Bel-Marduc, divinidad principal de Babilonia (cfr. núms, 50 y 124). Pedestal e ídolo solían ser de madera o arcilla revestidas de láminas de oro (cfr. Is. 40, 19; 41, 7; Ierem. 10, 3 5). Oppert ha hallado la planicie de Dura en las proximidades de Babilonia; todavía existen allí los cinúentos de un monumento soberbio. La erección de estatuas era en Babilonia y Asiria un medio ordinario de celebrar acontecimientos políticos o religiosos. Cfr. Kaulen. Assyrien und Babylonien 280 y 40; Rb 130.

nonido de las trompetas, flautas, cítaras, zampoñas, arpas, salterios y otros instrumentos músicos 1, postrándoos, adoraréis la estatua de oro. Omen no lo hiciere, será arrojado al instante en un horno de fuego audiente» 2.

l'odos obedecieron el mandato, menos Ananías, Misael y Azarías 3. Al punto tueron los caldeos (magos, sacerdotes de los ídolos) al rey, y acusaron a los tres jovenes. Grandomente enojado el rey, mandó llamarlos, y repitió su orden y amenaza, diciendo: ¿Quién es el Dios que os librará de mi mano? Respondieron ellos: «Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos del horno de tuego ardiente, y sustraernos, oh rey, de tus manos. Y si no quisiere, ten entendido, oh rey, que no por ello daremos culto a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado». Enfurecido con esto Nabucodonosor, mandó que se encendiese el horno con fuego siete veces mayor que de costumbre, y ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que, atando a los tres jóvenes, los arropasen en el horno. Así se hizo.

Mas un Angel del Señor descendió al horno con los tres jóvenes, y extendió bacia fuera las llamas, de suerte que abrasaron a los que estaban cerca del horno. Y en medio del horno hacía un frescor, como de viento del atardecer. El fuego no tocó en parte alguna a los jóvenes; sólo quemó las cuerdas con que estaban atados. Entonces comenzaron a alabar y glorificar a Dios como con una sola boca, invitando a todas las criaturas del cielo, de la tierra y del mar, a todos los hijos del pueblo escogido, a todos los sacerdotes justos y santos a unirse a ellos en las alabanzas por tan milagrosa liberación . Quedo atónito el rey, levantóse y dijo a sus magnates: «¿ No hemos arrojado al horno tres hombres atados? He aquí que yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean por medio del fuego sin que hayan padecido ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios». Entonces se llegó Nabucodonosor a la boca del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sidrac, Misac y Abdénago siervos de Dios excelso, salid y venido. Y luego salieron Sidrac, Misac y Abdenago de en medio del fuego, y todos vieron que el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos y que ni un cabello de su cabeza se había chamuscado. Asombrado Nabucodonosor, prorrumpió en estas palabras: "Bendito sea su Dios, el cual ha enviado a su Angel y ha librado a sus siervos que creyeron en El. Por lo cual doy este decreto: Perezca todo el que blasfeme de este Dios; porque no hay otro Dios que así pueda salvaro. Y Nabucodonosor restableció a los tres jóvenes en sus cargos honoríficos.

La natura eza y magnitud del prodigio corresponde en todo a la solemnidad de las circunstancias. Es una muestra del poder de Dios vivo, el cual quiere ser glorificado en sus siervos, y exige de ellos reconocimiento, cuando ha sido provocado a enojo. Nabucodonosor no se hizo monoteísta; pero fué un paso el haber reconocido el poder del Dios de los judíos, a quien los paganos creían vencido con Israel.

# 99. Sueño del árbol cortado. Sacrilegio y castigo de Baltasar (Dan. 4 y 5)

699. Algún tiempo después tuvo Nabucodonosor otro sueño que le dejo consternado. Vió un árbol de extremada altura, de hermosísimas hojas y copio-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. núm. 512. No porque tres de los instrumentos musicales se designen con palab; as tomadas del priego se puede decir que el Libro de Daniel sea de origen más reciente. Es muy posible y aun probabilístimo que en tiempo de Daniel estuvieran en uso palabras griegas (y persos), sobre todo para designar instrumentos exóticos. Cfr. Vigoroux. La lible et les découve ts modernes IV, 305 ss.

<sup>1</sup> Pena de muerte no desacostumbrada entre los babilonios. Según las inscripciones cunciformes,

Pena de muerte no desacostumbrada entre los babilonios. Según las inscripciones cuncilormes, Asurbanípal, hijo de Asarhaddón, mardó aplica la a su hermano Sammuges (página 630, nota 1), que se había rebelado contra él. Cfr. Riessler, Das Buch Daviel 28; Vigouroux I. c. IV, 333 ss. Todavía hoy está en uso entre los persas esta pena. Ca-tigos análogos cfr. en Ierem. 29, 22; II Mach. 7, 3 ss.; 13, 5 ss.

Por razones que ignoramos. Daniel no se hallaba presente en la fiesta

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Por razones que ignoramos. Daniel no se hallada presente en la nesta de la Comicia dominical, y por él comienzan los sacerdotes el hacimiento de gracias despues de la Santa Misa. Es una invitación a toda- las criaturas a alabar a Dios; ciclo y tierra y cuanto hay en ellos, hombres linalmente, de manera especial Israel, sus sacerdotes y los escogidos del Señor, los tres jévenes. Cfr. Lummermeyer, Der Lohgesang der dei Jünelinge (Ratisbona 1866); TQS 1871, 373 ss. Acerca de este notivo en el arte cristiano antiguo cfr. Kaufmann, Archãologie <sup>2</sup> 322 s.

sísimos frutos, en el cual encontraban sombra y aliento muchos animales. De súbito descendió del cielo un mensajero, el cual clamó en alta voz: «Cortos de raiz el árbol, y desmochad sus ramas; sacudid sus hojas, y espareld sus frutos; huyan las bestias que debajo de él se cobijan, y las aves de sus rumos. Empero dejad en la tierra el tronco con sus raíces; y sea él atado con cadonia de hierro; y sea bañado con el rocío del cielo entre la yerba de la tierra. Sonle quitado el corazón de hombre, y désele corazón de fiera» 1 No se encontro mago alguno que descifrase al rey este sueño, hasta que por fin fué llamado

Quedó éste pensativo y en silencio como una hora, sobrecogido de visible espanto, hasta que el rey le animó a exponer sin temor la interpretación del sueño. Dijo, pues, Daniel: «¡Ojalá, señor mío, que el sueño recaiga sobre los que te quieren mal, y sea para tus enemigos lo que él significa! El árbol eren tu oh rey. Tan engrandecido y poderoso como cres, serás echado de la companía de los hombres y habitarás entre animales, hasta que reconozcas que el A simo tiene dominio sobre la realeza y la da a quien le place; mas después 🚾 📭 devolverá el poder real. Por tanto, oh rey, toma mi consejo: redime con limor nas tus pecados ejercitando la misericordia con los pobres; que tal vez perduna el Señor tus pecados». Asustóse grandemente el rey al oír la interpretación de

su sueño; pero, rodeado de grandezas y placeres, pronto la olvidó.

Al cabo de un año, fué un día Nabucodonosor a pasear a la terraza de MI palacio de Babilonia. Y al ver aquella inmensa ciudad, exclamó: «¿ No es data la gran Babilonia que yo he edificado para capital de mi reino, por la fuerm de mi poderío v para el esplendor de mi gloria?» 2 No había acabado de decle esto, cuando vino una voz del cielo, que dijo: «Tu reino te ha sido quitadon. Al punto quedó Nabucodonosor como loco, le pusieron ataduras de hierro, como a un loco furioso, y le arrojaron de la compañía de los hombres; y comió heno como el buey; su cuerpo recibió el rocío del cielo, hasta que le crecieron los cabellos como plumas de águila, y las uñas como a las aves de rapiña . Un día elevó sus ojos al cielo, y recobró el juicio; reconoció al Dios Supremo, y, vuelto al trono, le dió el honor debido en un decreto que dirigió a todos lus pueblos de su reino.

Si se toman las expresiones según el contexto y en el sentido que se les daba en la época 4, desaparece la «falsa interpretación» de un «Nabucodonosor degendado al estado animal», y el relato queda reducido a la pintura de un estado patológico, que implica una terrible humillación para el poderoso rey de Buble lonia. Lo extraordinario, pero de ningún modo imposible, está en el anunclo y eficacia del castigo; ambas cosas sirven al mismo objeto que los demás prodi-gios y profecías de Daniel (v. núm. 607). Cierto es no haberse confirmado hasta hoy por documento alguno que Nabucodonosor padeciera dicha enferme-

Lo mismo casi al pie de la letra dice una inscripción de Nabucodonosor. Cfr. Kaulen, Auyena und Babylonien 280.

A lo arriba dicho acerca del «corazón de fiera» debemos afiadir que las expresiones «yo «oy u» buey, como hierba, soy una oveja, como la hierban son figuradas y significan el estado lastimoso da la cautividad (Cfr. ATAO 2 629).

<sup>1</sup> Expresión equivalente a «perder la razón». Nótese que el uso bíblico-oriental relaciona el cornadn. y no la cabeza, con la espiritualidad (pensar es para los orientales hablar en el corazón; tener luten ción es enderezar el corazón a alguna cosa). Acaso guarde esta frase relación con una teoría difundida en la artigüedad, y todavía más en épocas posteriores, acerca del origen de algunas enfermedadem men tales: con ella se explicaban ciertas formas raras de la locura, en las cuales los enfermos so critico transformados en perros o lobos (licantropía). Cfr. Riessler, Das Buch Daniel 33; Vigouroux I. F 1V 330 ss.

and broysomen 200.

3 Este pasaje nos describe de un modo pintoresco las maneras y el estado de un loco; man in dice que el enfermo estuviera siempre atado y que sólo comiese hierba, etc. Los recios rasgos de la discripción (que se repiten en 5, 21) hacen resaltar vivamente el contraste con la dignidad y las continuores del rey soberano y, con ello, la magnitud de la merecida humillación. Las palabras «comer hierba» han de entenderse en sentido lato; la voz hebrea (ésab) significa plantas, hierbas, raícos, on general de forma de contraste con la seconda de Sobre de contraste con la contraste co neral, o sea, forraje; así en Gen. 1, 29 señala el Señor a los animales por alimento la everde hierbas. Las ataduras de hierro representan la camisa de fuerza que suele ponerse a los dementes, y también la prevención rigurosa, la vigilancia y acaso también la enajenación mental; en cuanto a los cabellos enmarañados e hirsutos, como plumas de águila, y las uñas largas, como de ave de rapiña, son como cuencia de la enfermedad, que imposibilita el debido asco. Lo de los «siete tiempos» no ofrece diffusi cuencia de la entermedia, que imposibilità el debido asso. Lo de los estete tiemposa no ofreca difficad porque igual puede ser siete años que siete días, semanas o meses, y el número siete tiene aentido más bien simbólico-esquemático (durante algún tiempo) que matemático. Nada hay, pues, en la natración, que tenga visos de inverosímil o imposible, ni siquiera en el decreto que dió el rey después de curarse; antes bien, es muy conforme a las costumbres de los soberanos asirio-babilónicos dar a come cer a los súbditos sus sueños, sucesos extraordinarios, etc., por medio de proclamas o menajor y se comprende que, dadas sus creencias religiosas, atribuyéralo todo a la intervención de sus dioses o de la divinidad; esto es característico sobre todo en (Nabucodonosor y) Naboned. Cfr. núm. 697; Zumbient Das Buch Daniel 33 ss.

dud. Beroso nos habla de un grave padecimiento que aquejó a Nabucodonosor tracia el fin de su vida; empero puede muy bien ser el que le llevó al sepulcro, como ocurre con la noticia análoga referente a Nabopolasar (Fl. Josefo, C. Apion. 1, 10, 20). Mas esta carencia de noticias extrabíblicas no es argumento de imposibilidad histórica del hecho, siendo tan escasos los informes que tenemos de de la circulares de los reyes babilónicos. La leyenda conservada por Eusebio (Praep. evang. 1, 4, 6), tomada de Abydenus, seguramente no es ula forma más genuina y primitiva» del relato bíb'ico 1. Según esta leyenda, Nabucodonosor profetizó desde la terraza de su palacio la ruina de Babilonia, y manifestó el deseo de que su enemigo fuese echado al desierto, donde pacen los mimales y revolotean las aves, etc. Mas esto tiene sólo cierta vaga semejanza con aquello de Daniel: «Ojalá que la desgracia que te amenaza recaiga sobre tus enemigos», y de admitirlo habría que tener por mentirosa y tendenciosa la Hiblia, la cual da por acontecido a Nabucodonosor lo que éste deseó a sus encmigos. Antes bien pudo nacer la leyenda babilónica de una metamorfosis de la tradición bíblica. — Es también posible que «Nabucodonosor» haya sustituído en el relato a «Naboned», el cual, según consta en las inscripciones, estuvo largo tiempo prisionero» (es decir, inhabilitado o en estado de no poder causar daño adruno), gobernando entre tanto su hijo Belsazar (Baltasar). Así se explica mejor el relato de lo acaecido en tiempo de Baltasar, hijo de Nabucodonosor.

Una muestra aún más sorprendente de la extraordinaria iluminación divina de Daniel se nos ofrece en el reinado de Baltasar o Belsazar. Dió este rey en cierta ocasión un gran banquete. En el hervor del vino, mandó que le presentasen los vasos de oro y plata que su padre trajera del Templo de Jerusalén. Bebieron de ellos el rey, los magnates y sus mujeres; tras lo cual, comenzaron a ensalzar a sus ídolos de oro, plata, hierro y piedra . A la hora misma, frente al candelabro, aparecieron unos dedos, como de mano de hombre, que escribía en la pared encalada del regio salón. Palideció el rey, desencajáronsele las junturas de los riñones, y las rodillas le temblaban. Y a grandes gritos mandó que hiciesen venir a los magos de su corte para que interpretaran la escritura. Mas ninguno supo descifrarla.

Sabedora de lo ocurrrido, vino a la sala la reina (madre), y por consejo suyo fué ilamado Daniel, el cual declaró al rey con franqueza : «Tú te has levantado, oh rey, contra el Señor del cielo. Tu padre robó del Templo de Jerusalén los vasos sagrados; mas tú los has hecho traer a tu presencia y en ellos has bebido con tus magnates y sus mujeres. Por esto envió el Señor aquella mano que ha escrito eso en la pared. Esto es, pues, lo que allí está escrito. Mane, Tecel, Fares, es decir: contado, pesado, dividido. Dios ha contado tu reino y le ha fijado un término. Has sido pesado en la balanza, y has sido hallado falto. Dividido ha sido tu reino y dado a los medos y persas 4. Aquella misma noche fué asesinado Baltasar. Darío el Medo (cfr. núm. 745) se apoderó del reino a los 62 años de edad.

<sup>1</sup> Como afirma Delitzsch (Babel und Bibel II 15) alegando un estudio de E. Schröder accerca de

la locura de Nabucodonosor».

\* Winckler, KAT \* 111. La «cautividad» duró varios años; fué motivada por una rebelión, pues uando el rey volvió a empuñar las riendas del gobierno, no castigó a su hijo que durante aquel tiempo había regido los destinos de Babilonia. Cfr. RB 1904, 500.

<sup>\*</sup> Cfr. la carta del profeta Jeremias (núm. 685) y las citas de Kaulen, Assyrien und Babylonien.

Aquella profanación fué al mismo tiempo un acto de desprecio al verdadero Dios. De ahí se explica el doble castigo divino: a Baltasar y a su reino.

\* Se ha inventado modernamente otra interpretación de las misteriosas palabras, distinta de la qui

la la misma Biblia y confirman las antiguas versiones y los modernos lingüistas: «se ha contado una mina, un siclo y medias minas», es decir, los nombres corrientes de las monedas quieren decir sim-bólica y desdeño-amente: a un gran rey (mina) siguió un príncipe mediocre (siclo, hijo de la mina), y hiego vino el reparto del reino entre los medos y persas (medias minas; de donde Phares, en arameo upharsin, serla un juego de palabras con el nombre de una moneda y con el de los persas, Paras). Con apharsin, sería un juego de palabras con el nombre de una moneda y con el de los peras, l'aras). Con cazón califica Jahn (Das Buch Daniel, Leipzig 1904, 54) de cabsurda» esta interpretación—que sustantialmente no difíere de la tradicional—y alega la versión griega, que trae las tres palabras como tiempos verbales, pero en distinto medo: contado, partido, pesado. En este orden las palabras nos presentan un símil tomado de la manera de experder el dinero en la antigüedad: —se contaban las barras de metal noble, se partían en trozos, se pesaban y se distribuían—; lo cual no difíere de la interpretación lada por el mismo texto. Cfr. Riessler, Das Buch Daniel 59.

El nombre del (¿último?) rey de Babilonia (Baltasar), su historia y la de «Darío el Medo», constituyen la dificultad mayor y la más explotada contra la historicidad del libro de Daniel. Los descubrimientos modernos han contribuldo a esclarecer muchos puntos de la cuestión, pero sin llegar a resolverlos todos En lugar de las escasas, imprecisas y contradictorias noticias de que se disponta en otros tiempos, tenemos hoy pruebas documentales de los siguientes hechon!

Fig. 79. Estela del cey Ciros en Murghab Alfacia 400 a. Cr.)

A Nabucodonosor el Grande (605-562 a. Cr.) sucedió su hijo Evilmerodae (Amel Mardue, hombre de Merodae), el cual fué muerto a los dos años por su cuñado Neriglisor. Reinó éste cuatro años ((560-555), y le sucedió su joven hijo land borosoarcad, el cual, «a causa de su carácter maligno» (es decir, porque se oponía a un partido pod**eroso), murió** a los nueve meses víctima de una conjuración. Proclamado en su lugar Naboned, buble lonio distinguido, reinó diecisiete años (555-538 1). Imitó a Nabucodonosor en el culto a los dioses y en la construcción do edificios; al fin de su reinado fué inhable litado temporalmente, pues le tuvieron prisionero, poniéndose al frente del ejérche to y dirigiendo los negocios su hijo llele sar-usur. Este es probablemente el Baltasar del libro de Daniel; en calidad ne asociado al trono, puede considerárselo como «rey de Babilonia», y por su madro (que, según parece, fué nieta de Nalmon donosor), puede llamarse hijo (descendiente, sucesor) de Nabucodonosor, yn que el nombre de Nabucodonosor no mum tituyera en el relato al de Naboned, como antes se ha hecho notar . Cuando Clro desde 539 (fig. 79) hizo la campaña contra Babilonia, saliole al encuentro Naboned, mientras Bel-sar-usur quedaba para defender la ciudad en calidad de general en jefe. Naboned fué derrotado y se rindió a Ciro, el cual le trató con toda suerte do consideraciones. El resto del ejército habilónico se replegó en Babuonia, en el 🕠 rrio tortificado de Esagila. Aquí es don-de, según todas las probabilidades, en

guardaban los vasos sagrados traídos del Templo de Jerusalén (cfr. núm. 673) y se celebró el banquete sacrilego, que terminó con el asesinato de Baltasat. Nada dice la Sagrada Escritura de la toma de Babilonia. Efectuóse - contra lo que antes se creía — sin resistencia y sin espada, con sorprendente rapido, al mando de Ugbaru (Gobryas), gobernador de Gutium. Ciro, que entró en Babilonia tres meses más tarde, perdonó a la ciudad y adoró a los dioses, tomó el título de «rey de Babilonia» y puso de gobernador de ella (¿virrey?) a lugaru. Con esto queda excluído el interregno medo entre el último rey de Babla lonia v Ciro; por lo que Darlo el Medo debe identificarse con Ciaxares II, tío y suegro de Ciro; [en conformidad con su edad y nombre (Ciaxares y Darlo

¹ Cfr Kaulen, Assyrien u. Babylomen 250 ss.
² Ibid. 100. Riessler, Buch Daniel 51 ss. Es de notar que a Bel-schar-ussur se le llama explicitomente eprimogénitou e chijo del reyn. Acaso esta última expresión, que se encuentra repetidas veices, significa, poco más o menos, curficipe herederos, asociado al trono o virrey. Sea de ello lo que fuera Bel-schar-ussur era presturto heredero del trono y lugarteniente efectivo del rey.
² Cfr. Winckler, KAT² 114; Knabenbauer, Comm, in Dan. 170; Hagen, LB 1 1037; Nikel on EZE 3/4 (1940) 150 ss —Lus ruyos de subrimientus acerca de la co-qui ta de Babilonia puede veice n Kaulen, Assyrien und Babylonien 163; Weiss, Weltgeschichte I 650.—A la identificación de Darfo el Medo con Cambises (Riessler I. c. VIII 53) se opone el dato críticamente discutible acerca de la co-qui fa de la co-qu cfr. RB 1904, 501. Pero ee pedría alegar que muchos soberanos artiguos flevaron varios nombres, y que la Sagrada Escritura distingue a Darío el Medo de Darío el rey de los persas y de Darío el Cfr. BZ I 244; Il 23. Encuentra algún apoyo en las tablillas de contratos la hipótesis de haber llevado

un persa significan jefes) y con las noticias de Xenofontel, o con Ugbaru (Gohivas) ! No es inverosímil que uno de estos dos hombres de estado y generales gobernase en Babilonia, por lo menes temporalmente, y que pueda por tanto considerado como rey (virrey), pues no parece que Ciro estuviese al principlo decidido a hacer de Babilonia la sede y el centro de su imperio. En una Inscripción recientemente hallada en tablillas de arcilia se nombra a Gobryas espresamente como pienipotenciario de Ciro y gobernador de Babilonia; y nor nols que en esta cuestión se esperan nuevos descubrimientos, lo que sabemos muestra no existir contradicción entre la Sagrada Escritura y la historia acredituda 4. De menor importancia es la cuestión de si las noticias acerca de «Darío el Medon descansan en tradición popular y no en exactitud científica, o de si ne ha deslizado algún error o introducido algún cambio en los nombres propios.

#### Daniel por dos veces en el lago de los leones (Dan. 6 y 14)

701. El rey Dario estableció ciento veinte sátrapas o gobernadores por todo el reino, y sobre éstos, tres príncipes, de lo cuales el primero era Daniel. Viéndole el rey dotado de gran sabiduría, pensó hacerle su lugarteniente en todo el reino. Envidiosos los magnates, buscaban ocasión de indisponerle con Darío; y con este propósito recabaron un decreto, en virtud del cual, durante treinta dias a nadie fuese lícito pedir cosa alguna, ni a dios ni a hombre, sino al rey 🛼 no pona de ser arrojado en el lago de los leones. No por eso dejó de hacer Daniel un tres oraciones diarias en una habitación de su casa, con las ventanas abiertus, mirando a Jerusalén y postrado en tierra. Espiáronle los magnates, y, convencidos de la infracción, fueron a Darío obligándole a ejecutar el castigo menalado. Contristóse grandemente el rey; pero intimidado por los magnates, que le representaban la inmutabilidad de los decretos reales, dió la orden de atrojar a Daniel en el lago de los leones 4. Quedóle sin embargo una esperanza: utu Dios, dijo, a quien siempre adoras, El le librará». Mandó que trajesen una piedra y la colocaran a la boca del lago, y de su propia mano la selló con su unillo y con el de los magnates, para que nada se hiciese a Daniel. Pasó Darío aquella noche sin poder conciliar el sueño, y al día siguiente, muy de mañana,

en un principio solamente el título de «rey de las naciones» y más tarde el de «rey de Babilonia», e instituído rey de Babilonia a su hijo Cambises el primer año de su reinado (acaso se dieran a éste ur logarteniente y un consejero en las personas de Darío el Medo y de Govyas).

La última de estas hipótesis se confirma por las palabras de 6, 1: «recibió el mando», y de

9), 1: «lué rey del reino de los caldeos». La denominación «rey» pudo haberle venido del uso popular, puer representaba realmente a Ciro y estaba investido de amplios poderes. Quédanos la duda de si Parlo es nombre propio y está bien transcrito. «Quizá al ocupar Ugbaru el puesto de lugarteniente, trocata su nombre por otro persa (para así reconocer externamente su dependencia del rey persa) y sólo balo el nuevo nombre fuera conocido por babilonios y judíoso (Zumbiehl, Das Buch Daniel und die Ge whichte 83). Cfr. Schöpfer, Geschichte des AT o 590 s. Lindl (Cyrus 92 ss.) cree posible que las inscripciones cunciformes lleguen todavía a descubrirnos un l'elsazar, hijo de Nabucodonosor (cfr. Baruch 1, 11 12), el cual pudiera haber llevado el título de rey de Babilonia, como esegundo del reinos después de su hermano Evilmerodac. También es posible que las palabras «Darío el Medo tomó posesión de su reinos, etc., no sean la conclusión de lo que precede, sino el principio del siguiente relato, como supone la versión griega. En este caso no es necesario que sea Baltarar el último rey de Babilonia, y puede el relato referirse a un hecho anterior a la destrucción del imperio babilónico. Pero se opone a osta hipótesis Dan. 5, 25 ss., donde el Profeta anuncia a Baltasar en persona la ruina y división o unperio. El material puede verse en Düsterwald Die Weltreiche, etc., 41 ss. 75 ss.; Zumbiehl l. c. 46 ss.

Acerca de la suerte de Babilonia desde Ciro (538-529 a. Cr.) cfr. Kaulen l. c. 257 ss.

<sup>a</sup> Nótese que los enemigos de Daniel, según versículo 5, buscaban ocasión de sorprenderle «en la Ley de su Dios». La prohibición del rey se refería, por tanto, sólo a prácticas religiosas (no a la vida vivil): no pedir mercedes a otro dios sino al adorado y representado por el rey. Puede ser también que el decreto sólo alcanzase a los cortesanos o a los habitantes de la capital, pues el fin era tender un lazo a Daniel. Las frases aquellas, que nadie dirigiese plegaria alguna a Dios ni hombre sino sólo al rey, con propias del estilo redundante y ampuloso de los decretos de aquella época.—Los reyes babilônicos, como los egipcios, eran propensos a considerarse como dioses de sus vasallos. Según creencia de los medos y persas, los reyes eran lugartenientes y encarnaciones del dios supremo Ormuz y, como tales,

estaban sobre todos los dioses de los demás pueblos.

«La muerte en horno ardiente o en las fauces de los leones era castigo ordinario en Asiria y Babilonin, según nos lo dicen las inscripciones» (Kaulen I. c. 280). El lago de los leones que nos describe Duniel era semejante al que nos pintan los modernos viajeros del Africa del Norte. Son pozos pro-fundos y rectangulares, cavados en la tierra, abiertos por arriba, protegidos por un muro de un metro de altura y divididos en dos partes por una pared, en la cual hay una puerta que puede abrirse y cerrarse desde arriba. Mediante forraje atraen los guardianes a las fieras de un compartimiento a otro para hacer alternativamente la limpieza de ambos. A uno de los lados hay un agujero que se cierra con una piedra; por él entran las fieras y los guardianes en el lago. Así se explica que el rey pudiese hablar con Daniel antes de quitar la piedra y que Habacuc descendiese al lago.

fué a toda prisa al lago de los leones y llamó a Daniel con voz llorosa : « Daniel, siervo de Dios vivo! ¿El Dios tuyo, a quien siempre sirves, ha podido acusto librarte de los leones?» Y Daniel respondió: «Mi Dios envió a su Angel; el cual cerró las bocas de los leones, y no me hicieron daño alguno». Llenóse de júblia el rey, mandó sacar inmediatamente a Daniel del lago y arrojar en el a lu acusadores; y he aquí que los leones los despedazaron aun antes de que llegamon al suelo del lago. Entonces el rey Darío mandó en todo su reino que todos respetasen y temiesen al Dios de Daniel; aporque decía, El es libertador y sulvador, hacedor de prodigios y maravillas en el cielo y en la tierra; El ha librado a Daniel del lago de los leones» 1.

También Ciro colmó de honores a Daniel y le sentó a su mesa . Lon babilonios adoraban a un ídolo llamado Bel 3; ofrecíanle cada día doce medidas 4 de flor de harina, cuarenta ovejas y seis cántaros 6 de vino. Pero Daniel adoraba al verdadero Dios. Díjole un día el rey 6; a Por qué no adoras tú a Bel?» — «Porque yo adoro sólo al Dios vivo, el cual creó el cielo y la tierra y es Señor de todo lo viviente». Replicóle el rey: «Pues qué, acaso no es Bel un dios vivo? ¿No ves cuánto come y bebe cada día?» A lo que respondió Danlol sonriendo: «No vivas engañado, oh rey, porque Bel es por dentro de barro y por fuera de bronce, y nunca come». Montó el rey en cólera, y llamando a los sacerdotes del ídolo, que eran setenta, les dijo: «Si no me decís quién come todo eso que se gasta, moriréis. Pero si me hacéis ver que todo eso lo come Bel, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel» 7. Y dijo Daniel al rey: «Au sea, como lo has dicho».

Fué el rey con Daniel al templo de Bel, y dijeron los sacerdotes: «He aquí, oh rey, que nosotros nos vamos fuera; y tú, oh rey, haz poner las viandas y servir el vino; cierra la puerta y séllala con tu anillo; y si mañana temprano, cuando entrares, no hallares que todo lo ha comido Bel, moriremos nosotrosso. Y no se apuraban; porque habían hecho debajo de la mesa una comunicación secreta, por donde entraban allí, y se lo comían todo. Luego, pues, que ellos salieron, hizo el rey poner las viandas delante de Bel. Daniel mando a sua criados traer ceniza, y la hizo cerner por todo el templo en presencia del rey; y salieron y cerraron la puerta, y, sellándola con el anillo del rey, se fueron. Mun los sacerdotes entraron de noche, según su costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y lo comieron y bebieron todo.

Levantóse el rey muy de mañana, y fué con Daniel al templo. Los sellos 🜬 hallaban intactos. Y abriendo la puerta, dirigió el rey sus ojos hacia la menn de Bel, y exclamó en alta voz: «Grande eres, oh Bel, y no hay engaño alguno en ti». Sonrióse Daniel, y le dijo: «Mira el pavimento, y reflexiona de quién pueden ser estas pisadas». «Veo, dijo el rey, pisadas de hombres, de mujere» y de niños». Y examinando detenidamente, descubrieron la entrada secreta. Irritado el rey en extremo, mandó matar a los sacerdotes; y entregó a Bel en

poder de Daniel, quien lo destruyó juntamente con el templo 8.

Götzendienst 365 ss.

Amphora, medida griega equivalente a una metreta griega, unos 40 litros. Han confirmado la inscripciones que tales ofrendas estaban en uso entre los babilonios.

Ciro y sus sucesores residían alternativamente en Echátana, Susa y Babilonia,

La destrucción no alcanzó al gran templo de Bel (la torre escalonada), sino al santuario en que se efectuaba el embuste y, según la versión griega, sólo a la sala del fdolo o a éste. — Pueden aducirse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. 6. Daniel en el lago de los leones ha sido uno de los motivos preferidos en el arte cristianu-

Cfr. Kraus, Realenzyklopadie 1 342 s.; Kaufmann, Archäologie 3 352.

Cap. 14. Que Ciro sea el rey aquí aludido, se colige de 6, 28, donde se dice que sucedió a Darín el Medo, y de 13, 65, versículo que nos introduce en el capítulo 14. Creen otros que se trata de Cam bises (Riessler, Das Buch Daniel 118). - «Comensal» es un título honorífico (algo así como amigo del rey), pues, según 1, 8, Daniel se negaba a comer de los manjares del rey.

Acerca de Bel o Baal cfr. núm. 124; acerca del templo de Babilonia cfr. núm. 116. Véase Schull.

Propiamente artaba, medida egipcia equivalente a un medimnus griego, unos 52 litros (más tarde 59 litros).

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Se objeta no haber podido Ciro y los babilonios incurrir en la imbecilidad de creer que la estatua de Bel comiese, ni estar justificado el enojo del rey, pues de todas maneras a los sacerdotes corrемрин dían las ofrendas. Pero los paganos crefan que las imágenes de sus dioses, después de la consagración dian las offendas. Pero los paganos cretan que las imagenes de sus dioses, después de la consagration de los mismos, estaban animadas y habitadas por la divinidad; representábanse a los dioses comus hombres, aunque mayores y más poderosos. En los textos mitológicos de los babilonios se limbla menudo del comer y beber y de los dioses. También se creta entre los babilonios, como claramente lo dan a entender las inscripciones cunciformes, que los sacrificios eran manjares de los diores. Cfr. Winckler-Zimmer, KAT\$ 594. Los manjares colocados delante de Bel no estaban destinados n los accerdotes; de donde se justifica el enojo por los embustes de los sacredotes. Las inscripciones han venido a confirmar que Ciro respetó los dioses y santuarios de los babilonios y se acomodó a sus ideas y prácticas religiosas. Véase núm. 703.

\* La destrucción no alcanzó al gran tenudo de Bel (la torre escalonada), sien al santuario en que

703. Adoraban también los babilonios un gran dragón (serpiente) 1. Cierto día dijo el rey a Daniel: «Mira, no dirás que este no sea un dios vivo» 2. Y Daniel le replicó: «Dame licencia, oh rey, v mataré al dragón sin espada ni pa'on 3. Y el rey se la dió. Tomó, pues, Daniel pez, sebo y pelos, y lo coció todo innto; e hizo de ello unas pellas y 'as arrojó en la boca del dragón, el cual reventó 4. Y dijo Daniel: «He ahí al que adorabais».

Así que lo supieron los babilonios, se irritaron en extremo; y amotinándose contra el rey, dijeron: «El rey se ha vuelto judío; destruyó a Bel, mató al dragión, e hizo morir a los sacerdotes». Y habiendo ido a buscar al rey le dijeron; alturéganos a Daniel; si no, te mataremos a ti, y a tu familia». Cedió el rey con gran pena, pues amaba mucho a Daniel; y se lo entregó. Ellos le echaron en el lago de los leones, donde estuvo seis días. En el lago había siete leones, que comían cada día dos hembres y dos ovejas; mas entonces nada les dieron,

para que devorasen a Daniel.

Por el mismo tiempo vivía en Judea un Profeta llamado Habacuc. Este había cocido un potaje, e iba al campo a llevarlo a los segadores. Apareciósele el Angel del Señor, y le dijo: «Esa comida que tienes, llévala a Babilonia para Daniel, que está en el lago de los leones». Y dijo Habacuc: «Señor, yo no he visto a Babi'onia, ni tengo noticia del lago». Y tomándole el Angel del Señor por la coronilla , le llevó al lago de Babilonia. Y clamó Habacuc diciendo: «Daniel, siervo de Dios, toma la comida que te envía Dios», Y dijo Daniel: «De mí, oh Dios, te has acordado, y no has desamparado a los que te aman». Y levantándose Daniel, comió. Y el Angel del Señor volvió a Habacuc a su lugar.

Al séptimo día vino el rey en persona al lago de los leones para hacer duelo por Daniel. Y mirando adentro, vió a Daniel sentado en medio de los leones. Y exclamó el rey en alta voz, diciendo: «Grande eres, Señor, Dios de Daniel». Y le hizo sacar del lago de los leones. Y a aquellos que habían maquinado su ruina, hízolos echar dentro del lago <sup>7</sup>, y fueron luego al punto devorados de-

lante de él.

cusos análogos a los embustes de los sacerdotes de Bel en escritores gentiles y cristianos. Cfr. Scholz, tintrendienst 48. En cuanto a la muerte de las familias de los sacerdotes, estaba en conformidad con la

ley y la costumbre.

Bien sabía el rey que las serpientes no eran inmortales, pero aquella estaba animada por la divinidad, o era manifestación simbólica de la divinidad, y por lo mismo un edios vivo», en oposición a los ídolos inanimados que despreciaba Daniel. También los egipcios sabían que los animales, aun el mismo Apis, eran mortales, y, con todo, les tributaban adoración como a dioses. En la mitología babilónica los dioses nacen y mueren, lo cual no obsta para que se les tribute adoración. Cfr. Hilprecht, Die Ausg abungen am Bel-Tempel cu Nippur 71 s.; allí se demuestra ser cierto que la torre

de Bel se denominaba «sepulcro de Bel», lo cual se tenía antes por un error.

<sup>8</sup> Esta manera de matar, sin armas, era necesaria para convencer a los paganos de que el dragón no era un ser divino.

4 Las serpientes tienen atrofiado el gusto y se tragan todo lo que alcanzan, con piel y cabellos. El reventarse la serpiente fué efecto del excesivo comer aquellos objetos imposibles de digerir.

. Cfr. núm. 673.

 Lo mismo sucedió a Ezequiel en espiritu en una visión (Ezech. 8, 3); y que no sea cosa inaudita ta traslación real mediante la omnipotencia divina, lo vemos en la historia de Elias (cfr. 111 Reg. 18,

12; IV Reg. 2, 16; núm. 584) y del diácono Felipe (Act. 8, 39 s ).

Ponen muchos esto en duda; pero lo confirman Baruch 6, 18 y las numerosas imágenes de serpientes encontradas y la importancia que tenía en la magia el culto de la serpiente. El escritor pagano Arriano (Exp. Alex 7, 26) nos habla de un templo babilônico dedicado a la serpiente, al cual se acudía en busca de oráculos. Existen testimonios directos del culto que los egipcios y fenicios daban a las serpientes. Cfr. Scholz, Götzendienst 104. De donde a priori es verosímil que el culto de la serpiente, difundido por toda el Asia Menor, hubiese tenido también aceptación entre los babilonios, tan aficionados la magia y arte adivinatoria. En realidad, cada día son más las pruebas y los indicios de haber los babilonios adorado una serpiente y existido en Babilonia el culto de una serpiente sagrada viva (efr. BZ XI 1 s.). — Nada tiene que ver el relato bíblico con el edragón de Babilonia» (escultura de un animal fabuloso) descubierto por la Sociedad Orientalista Alemana (cfr. Delitzsch, Babel und Bibel II 13); pero de ahí se puede sacar otra prueba de la existencia del culto a los dragones y serpientes.

Los persas tenían sus idolos ya por aquella época y no desdeñaban aceptar el culto de los pueblos conquistados; esto bastaría para explicar la posibilidad de que Ciro hubiese adorado los idolos de Babilonia. Pero hay, además, inscripciones babilónicas que lo dicen exolicitamente. Cfr. Kaulen, Assyrien una Babylonien 163-166 257 s. Las violentas insurrecciones babilónicas que con gran trabajo lograban dominar los persas, son prueba de que a los babilonios no les faltaba energía y valor para levantar motines, como el que aquí decribe la Sagrada Biblion (bid. 257 s.) Los grandes y extraordinarios prudiços que aquí nos comunica el autor sagrado están en poporción con su objeto: convencer a Darío, y aún más a Ciro, de que el verdadero Dios era el de los judíos, y mover a Ciro para que creyese en las profecías tocantes a él, diese libertad al pueblo israelita y mandase reedificar el Templo de Jerusalén (Esdr. 1, 1 ss.). Más pormenores acerca de Bel y del dragón véase en TQS 1872, 554 ss.

## Profecias de Daniel

(Dan. 7-12)

- 704. Entre las maravillosas visiones con que Dios ilustro a Daniel acerca del porvenir, descuellan las cuatro siguientes:
- La primera (cap. 7) le sobrevino en sueños, el primer año de Baltasar Describe'a el Profeta de esta manera: Vi cuatro bestias, que salían del mar. Parecíase la primera a un león alado, la segunda era semejante a un oso, la tercera como un leopardo; la cuarta tenía diez cuernos: su vista causaba em panto; sus dientes y pezuñas eran de hierro, y con ellos despedazaba y comín todo. Luego apareció el Anciano 2 en su trono: su vestido era blanco como la nieve, como lana limpia sus cabellos; su trono, de llamas de fuego; salía de delante de él un impetuoso río de fuego; eran millares de millares los que le servían, y dicz mil veces cien mil los que asistían ante su presencia. Sentówn para juzgar, y quitó a las bestias el poder que por determinado tiempo se les había conferido. Mas he aquí que de entre las nubes del cielo vino un personulo que parecia el Hijo del hombre 4; adelantóse hacia el anciano, cel cual le dió la potestad, el honor y el reino, para que todos los pueblos, tribus y lenguas le sirvan para siempre elernamente. La potestad suya es potestad eterna, que no le será quitada, y su reino es indestructible». Llegóse Daniel a uno de los asistentes, el cual le explicó aquella visión: Las cuatro grandes bestias son cuatro grandes reinos que se levantarán en la tierra 6; pero después recibirán el reino los santos de Dios , y reinarán por los siglos de los siglos.
- En el año primero del rey Dario (cfr. núm. 700) suplico Daniel al Señor con ayunos y penitencias, vestido de cilicio y cubierto de ceniza, se dignase cumplir la promesa hecha a Jeremías 8 y diese libertad a los cautivos después de los setenta años que llegaban ya a su término, para regresar a Jerusalén y restaurar el Santuario . De súbito — era la hora del sacrificio vespertino 10 — el ángel Gabriel descendió del cielo, y le dijo: «Atiende a mis palabras: Se han establecido (fijado) setenta semanas sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, para que fenezca la prevaricación, y tenga fin el pecado, y sea borrada la maldad y tralda iusticia perdurable, y tenga cumplimiento la visión y la profecía, y sea ungido el Santo de los santos. Sabe, pues, y nota atentamente: Desde que saldrá la palabra (la orden) para que sea reedificada Jerusalén hasto el Principe ungido (Cristo), pasarán siete semanas y sesenta y dos semanas; y serán edificados de nuevo la plaza y los muros en tiempos de angustia. Y después de las sesenta y dos semanas será muerto el Ungido (Cristo); y no será más suyo el pueblo que le negará 11. - Y un pueblo

Innumerables ángeles; cfr. núm. 51.

<sup>1</sup> Cfr. núm. 700. Cronológicamente, las profecías del capítulo 7 s. son anteriores al relato del en pítulo 5 s

<sup>\*</sup> Innumerables ángeles; cfr. núm. 51.

\* Cfr núm. 688: eque parecia el hijo del hombre», por consiguiente en figura humana, pero sobre natural. De lo que sigue se desprende que se refiere al rey del reino mesiánico. Jesucristo se llamó a sí mismo el el·Hijo del hombre» y dijo que ha de venir en las nubes del cielo (poderfo imperecedero). La profeccía no distingue entre la primera y la secunda venida; mas compendia en una imagen la aparición del Mesías como principio de un reino eterno, en contraposición a los imperios del mundo, simbólicamente representados en la figura de los cuatro animales. Los exegetas católicos modernos sostienen con erara unanimidado que el hijo del hombre es una personificación del equello de los santos»; en contra de esta interpretación cfr. Tillmann, Der Menschensohn, en BS XII 1/2, 8 1 el mismo en BZ V 35 ss.: ¿Radica en Dan. 7, 13 la denominación de ellijo del hombre», que Jesucristo se da a sí mismo? (Respuesta: si).

\* El hebreo (arameo) emplea el verbo palaj, que en Daniel se aplica al culto divino, es decir, a la

adoración (cfr. 3, 12 14 17 s., 23; 6, 17 21; 7. 27), lo cual viene también a indicar el señorio eterno.

Los mismos que en núm. 697.

Baio su Rey, lesucristo

Bajo su Rey, Jesucristo lerem. 27, 11 s.; núm. 681.

 <sup>9, 1-20.</sup> La hora del sacrificio vespertino tiene su misterio; porque en esa misma llevó a cabo Jenucrinto. la gran obra de la reconciliación. Este es el sentido; el texto hebreo dice: y no le es (él, o ello), es decir, uél, el Mosfan, no le 👊

con un caudillo vendrá v destruirá la ciudad v el Santuario i ; v su fin muni el estrago; y acabada la guerra, vendrá la desolación decretada 2. V (el Príncipe, el Ungido) afirmará su alianza con muchos en una semana (de aquellas); y en medio de la semana cesará la hostia y el sacufficio; y estará en el Templo la abominación de la desolación; y durará la desolación hasta la consumación y el fin».

706. Los intérpretes católicos del texto hebreo y latino (con raras excepciones) tienen esta profecia de las setenta semanas por mesiánica y una de las más sublimes del Antiguo Testamento. No hay motivo ni razón para apartarse de tan unánime sentir. En los Setenta se hallaba tan desfigurada la profecía s que la antiguedad cristiana sustituyó la versión de este libro por la de Teodocon, seguida también por san Jerónimo. Pero aun la de los Setenta presenta indudablemente una profecía mesiánica y procede de un texto hebreo esencialmente igual ai que hoy tenemos. De consiguiente, los textos hebreo y latino a pesar de ciertas oscuridades — y con ellos la interpretación mesiánica de

esta profecía, ofrecen suficiente garantía crítica.

Las selenta semanas son septenas de años, o sea 400 años. Esto resulta del enlace de la profecía con la súplica de Daniel, pidiendo a Dios se digne cumplir, al terminar el año setenta de la cautividad, la promesa de la liberación. No sólo atiende Dios a su ruego, sino le concede 70 x 7 (490) años para la restuuración y subsistencia de Jerusalén. Era corriente entre los judíos contar por septenas de años; cada siete años celebraban el año sabático y cada siete septemas de años el ano jubilar y de la remisión (v. núm. 333). En esta profecia se les anuncia el gran año jubilar y de la remisión, el agran año de la reconciliación con el Señor» (Is. 61, 2; cfr. núm. 660; cfr. Luc. 4, 19). Las setenta semanas, o 400 años, señalan de una manera genérica un lapso de tiempo, dentro del cual se ha de realizar la obra del Mesías. Luego va precisando la profecía más en particular la fecha del acontecimiento. Las semanas se calculan completas al modo hebreo, si bien (según v. 27) la obra de la Redención acaecerá a mediados de la semana septuagésima. Transcurrido este tiempo, vendrá la justicia prometida por los profetas , se cumplirán todas las profecías y figuras del Mesías y será ungido el Santo de los santos.

al pueblo»; o «no es el pueblo para él, para el Mesías», o quizá en relación con lo que sigue: «no le es al Messas ciudad y Santuario y pueblo, no le pertenece va mása. Los rabinos se lo explicaron u san Jerónimo de esta manera: «El Messas abandonará y desechará el reino de los judíos» (san Jerónimo, Comm. in Dan. 9, 24 sub fine). Fell propone en TQS 1892, 355 ss. una corrección del texto, según el cual porta leerse: (se dará muerte a Cristo) «sin que le sea achacada culpa alguna». Hontheim (Das Todesjahr Jesu Christi und die Danielische Wochenp ophetie, en Kath 1906 II 111 s.) propone la siguiente traducción, sin apelar a correcciones del texto: «y ciertamente (el ser muerto, el morir) no es para él, es decir, no muere para sí, sino para los demás, para la humanidad». «Es la conocida figura litote tan frecuente en la Sagrada Escritura, por ejemplo en lob 4, 21: «mueren, no por su sabiduría», es decir, por su locura y sus pecados; lob 34, 20; ese desploman, no por mano (de hombre)», es decir, por el castigo de Dios, etc. Acerca de la construcción cfr., por ejemplo, Exod. 22, 2; lob 28, 14.

nan con el anuncio de una devastación de la ciudad.

Bienes de la salud mesiánica: perdón de los pecados, gracia y paz. Cír. la promesa de los mis-

<sup>1</sup> Esta frase puede también traducirse : «Ciudad y Santuario son destruídos (serán destruídos) con el Rey, el Príncipe que ha de venira «El que ha de venira es una denominación del Mesías, fundada en Dan. 7, 13 y muy usada en los Evangelios (cfr. Matth. 3, 11; 11, 3; Marc. 11, 9 10; Luc. 7, 19; Ioann. 1, 15; 6, 14, etc.). Plesucristo muere por los hombres, y entonces percec Jerusalén con El La muerte del rey es causa de la ruina de la ciudad. No hay aquí enlace físico entre un ejército enemigo que conquista la ciudad y el rey que cac con su capital. De ser así, diría: eperece el rey con su ciudad, mas no: ecae la ciudad con el rey». La dependencia es, pues, de orden moral. La ciudad ha perdido a su rey, base de su fortaleza y fuente de su felicidad. Por eso le sorprende la ruina Mas ¿cómo puede Jerusalén perder a su Mesías? Sólo por su culpa, Jerusalén, es decir, la porción impla del pueblo da muerte a su rey, rechaza ingrata la salud que se le ofrece. En castigo, perece; es decir, la masa impía perece con la Jerusalén terrena y con el Templo de piedra, mas los virtuosos son recibidos en la nueva y espiritual Sión, fundada con la muerte del Mesfas. Todo esto sugiere la meditación profunda del pasaje; mas el texto no lo dice explícitamente. Es claro el motivo de la reserva : un lenguaje más claro no húbiera podido contribuir al aumento de la alegre esperanza» (cfr. Hontheim I. c. 113 s).

El hebreo puede traducirse : eY su ruina es semejante al temporal (huracán y tempestad), y hasta la ruina hay guerra, desastres y devastación». — También los vaticinios de los capítulos 8 y 12 se termi-

La versión griega habla de 77 etiemposo y 62 semanas, de muchas semanas y de una semana. No hay duda que el traductor traslada el cumplimiento a la évoca de los Macabeos (desolación del Templo por Antíoco IV Epífanes, asesinato del sumo sacerdoto Onías III, el año 171 a. Cr. 139 años después del edicto de Ciro, a la cual parece haber estado próximo. Cír. Bludau. Die Alexandrinische Obersetzung des Buches Daniel und ihr Ve haltnis zum massoretischen Text, en BSt II 2/3, 117. Concuerda con el texto hebreo la versión griega de Teodoción, que sustituyó a la alejandrina en la Iglesia Católica.

El Santo de los santos es el Mesías. El texto hebreo dice: «la santidad de las santidades», que equivale al neutro: «una cosa santísima». Mas la expresión y el contexto exigen que se interprete personalmente: «la santidad de las santidades» que ha de ser ungida, no es el Temp o (especialmente el segundo), sino el Mesías. Pues a) el Sancta Sanctorum del Templo se llama siempre (onivi veces) Kodesch hakodaschin, con artículo; aquí falta el artículo. b) Ni cuando se dedicó el segundo Templo con sus altares (Esdr. 6, 14-17; 3, 2-3), ni cumdo se purificó en tiempo de los Macabeos (1 Mach. 4, 52-58) se menciona la unción. Ni se hubiera podido practicar este rito, porque, según unánime tradición de los judíos, en el segundo Templo faltó el santo óleo. c) Lo que aquí se unge es indudablemente el Ungido de quien luego (v. 25 d y 26 b) se habla. De otra suerte, debería habérnoslo indicado el Proleta para no inducirnos a error. Maschiach significa, pues, en esos versículos no el Templo, o algo con él re acionado, sino una persona, indudablemente el Mesías. A él cuadra perfectumente el nombre de «Santo de los santos». Santo se dice de lo que está en estrecha relación con la divinidad: el sacerdote, los siervos de Dios (el Sancta Sanctorum, el altar, las ofrendas, los sacrificios, etc.). El Mesías es, pues, el Santo por excelencia, el Santísimo, kodesch kodaschim (sin artículo, como nombre propio). Ni se objete que en el Antiguo Testamento nunca se aplica a las personas el calificativo de santísimas. Cierto que no se prodigaba este adjetivo, atributo exclusivo de Dios. Mas el sumo sacerdote del Antiguo Testamento llevaba en la frente una inscripción que decía «Santo del Señor», y en I Par. 23, 13 se llama santísimos a los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por que no se habría de llamar Santísimo al Mesías? El parale ismo con los vv. 24 y 25 demuestra que este nombre nos presenta a. Mesías como sumo sacerdote, cuyo oficio es librar del pecado y santificar el mundo 1. En el cumplimiento de la profecía llama el ángel Gabriel al Mesías: «lo santo que de ti nacerá» (Luc. 1, 35); el Santo es también nombre del Mesías 2.

La unción del «Santo de los santos» (del Mesías), es decir, la comunicación del Espíritu Divino, simbolizada en aquella ceremonia , aconteció al encarnarso el Verbo uniéndose hipostáticamente con la naturaleza humana. Fué una «unción» con la divinidad, por tanto, con la pienitud del Espíritu Divino; de consiguiente, Cristo es «el Ungido» 4 en el sentido más elevado de la palabra, Este nombre era corriente entre los judíos s; y las versiones caldeas que usan los judíos añaden la palabra Mesías en los pasajes que a éste se refieren. También en el v. 25, Ungido y Principe son nombres propios del Mesías (por eso están sin artículo). Sólo a éste podía darse el nombre de Ungido y Príncipe sin otro apelativo; sólo su persona y su misión de reconciliador de los hombres eran bastante importantes para que la fecha de su venida fuese anunciada al mundo con anticipación por el ángel Gabriel; sólo a él se pueden aplicar las fechas que señala Daniel. Esta es la opinión unánime de toda la antigüedad . En las cláusulas siguientes de la profecía de Daniel, la «unción» se refiere más bien n la vocación y misión del Mesías y a su sacrificio, que a su Encarnación. Setenta semanas pasarán, de consiguiente, hasta que el Mesías, mandatario (Ungido)

de Dios, muera por los pecados de los hombres 1.

Este período de las setenta semanas comienza con el edicto que obtuvieron los judíos para reedificar a Jerusalén. Cuatro edictos se dieron en favor de los judíos. Ciro les permitió el regreso a su patria el año 536 a. Cr. (I Esdr. 1, 1-4; 6, 3-5); Darío Histaspes les dió licencia en 520 para terminar el Templo (I Esdr. 4, 24; 6, 1-12); Artajerjes I envió a Esdras en el año 458, séptimo de

Cfr. Hontheim en Kath 1906 II 104.

mos en 1s. 46, 13; 51, 5 8; 53, 11. La expresión cjusticia» puede también significar «el justo» y, por tanto, ser paralela de cel Santísimo, el Santo de los santos».

Cir. Hontheim, Das Todesjahr lesu Christi und die Danielische Wochenprophetie, en Kuth 1906 II 101 SS

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Act. 3, 14; 14, 27 30 s.; Ioann. 10, 36. Los demonios llaman a Jesús «el Santo de Dio» (Marc. 1, 24. Luc. 4, 34)

<sup>\*\*</sup> Cfr. núm. 320 470 479.

\* Cfr. Ps. 2, 2; 44, 8; Is. 61, 1.

\* Cfr. Ps. 2, 2; 44, 8; Is. 61, 1.

\* Cfr. Matth. 2, 4; 26, 63; Luc. 2, 11 26; 3, 15; Ioann. 1, 20 41; 3, 28; 4, 25; 10, 24.

\* Los críticos modernos quieren ver en el «Ungido» y el «Príncipo» al sumo sacerdote Jour (I Esd: 3, 2); mas é te vivió mucho antes del 458, punto de partida de las semanas de Danlel; no de ellas Es asimismo arbitrario interpretarlo del sumo macardote puede, por tanto, ser el término de ellas. Es asimismo arbitrario interpretario del sumo sucerdote Onías III, muerto el 171 a. Cr. (Il Mach. 4, 34).

an reinado, con plenos poderes para arreglar la situación de Palestina (I Esdr. ; clr. 9, 9 y Nehem. 1, 2) y en 445, en el año vigésimo de su reinado, facultó a Nehemías para que fuese a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalen 1 Segun Achem. 1, 3-14, se trataba, no de reconstruir, sino de reparar los muros reconstruídos ya en parte (por los samaritanos). Hay, pues, razón para considerar el edicto de 458 como origen y fecha inicial de las setenta semanas. Si tomamos como fecha del nacimiento de Jesucristo 2 el año 747 de Roma, es decir, siete anos ames de la era cristiana, ese período termina el ano 39 del nacimiento de Jesucristo, es decir, el año 32 de nuestra era. Las siete y sesenta y dos semanas deben entenderse sin interrupción, formando un total de sesenta y nueve semanas; por lo menos no hay necesidad de separarlas. Este periodo de sesenta y nueve semanas es de tribulaciones, de expectación por el Mesías y de persecuciones. Por la importancia especial que encierra la última semana y porque no ha de ser completa, la profecía la separa de las demás; en cuanto a las sesenta y nueve restantes, se sirve el Angel de la fórmula 7 + 62, conforme a la costumbre del Profeta, que (p. ej., en 7, 25 y 12, 7) dice  $1+2+^{1}/_{2}$  en vez de 3  $^{1}/_{2}$ . Mas no es preciso buscar un acontecimiento particular de la vida de Jesucristo (por ejemplo, el bautismo o el principio de la vida pública). A la mitad de la última semana se dará muerte a Jesucristo.

La aparición y muerte de Jesucristo tendrán eficacia doble (v. 27). El confirmará a muchos en la Alianza, concertará con todos una nueva Alianza, firme y eterna, y les proporcionará los bienes de ésta (la verdad y la gracia). Y al decir «a muchos», quiso significar que no todos participarán de esa Alianza, sino que algunos, por su cu'pa, incurrirán en ruina y perdición. Ya no tendrán significado los sacrificios y oblaciones, porque serán sustituídos por el verdadero sacrificio expiatorio y quedará abolida la Antigua Alianza; el Templo será profanado y destruído y jamás volverá a edificarse. Las palabras «abominación de la desolación» pueden quizá referirse, como Mach. 1, 54, a algún sacrilegio abominable, por ejemplo, a sacrificios paganos ofrecidos en el Templo. San Jerónimo y los intérpretes antiguos creyeron descubrirlo en el ídolo abominable (Júpiter Olímpico) que erigió Antíoco IV Epífanes (v. núm. 73). A este pasaje alude Jesucristo cuando anuncia la destrucción del Templo y la reprobación del

pueblo judío 1.

III. En el año tercero del reinado de Ciro 4 una gran tribulación afligía a Daniel, porque eran muy pocos los judíos que habían regresado a la patria, y tenían que luchar con muchas dificultades, especialmente para reconstruir el Templo, principalmente por causa de las asechanzas de los samaritanos. Tres semanas pasó en ayunos y penitencias, pidiendo a Dios esclarecimiento acerca del porvenir de su pueblo. Pasados estos, apareciósele uun ángel con vestido de lino, ceñido con un cinto de oro finísimo», el cual le manifestó que él mismo, en unión con Miguel, príncipe gloriosísimo de los ángeles y protector del pueblo judio había intentado mover el ánimo del rey para que

Cap. 10. <sup>o</sup> El angel (Gabriel) declara a Daniel por qué no ha podido comunicarle, hasta después de tres semanas, que su oración había sido oída. El úngel custodio del reino persa le chizo resistencian duransentanas, que su tractor natra suo otat. El marce capacita persa en entre el control de la continuar la lucha con este espíritu y acabar la victoria sobre él. En tal contienda tendrá un aliado en el ángel custodio de Grecia (10, 13-20). San Jerónimo opina que el ángel custodio del imperio persa hacía valer ante Dios los muchos pecados del pueblo judío para

Nehem. 2, 5 8 17 ss.; 6, 15; 12, 27; capítulos 3, 4, 6; también Eccli 49, 15.
Acerca del cómputo del año del nacimiento de Jesucristo véase tomo 11 de este Manual, núm. 58.
Más pormenores acerca de la profecía de Daniel en Reinke, Die Messian. Weissagungen IV 206-399; Knabenbauer, Comm. în Dan. 222-269; Fraidl, Die Exegese der 70 l'ochen Daniels in der alten und mittle en Zeit (Giaz 1883); TQS 1875, 133; ZKTh 1877, 626; 1885, 10. Acerca de los cómputos modernos, además del estudio de Hontheim antes citado, véase ThpQS 1994, 13; tocante al año de la muerte de Jesucristo, núm 1994, 286 ss. — La moderna interpretación de Riessler (Das Buch Daniel 79 ss.), Lagrange (RB 1994, 502) y Bayer (Danielstudien 81 ss.) se aparta considerablemente de la tradicional; para estos críticos, la profecía mesiánica es una interpretación de las palabras de Jeremías tocantes a los 70 años de cautiverio. Cfr. la réplica de Hontheim en Kath 1996 II 259 ss.; cfr. también Knabenbauer, Comm. in Dan. 269-275, y Hetzenauer, Theol. Bihl. I 594-598. — Acerca de «las ruinas del pueblo israelita como testigos del origen divino del Cristianismow. cfr. Stl. XVII 42 ss. En vano espe aron los judlos la primera venida de Jesucristo después de haberse realizado; más tarde dieron espe aron los judíos la primera venida de Jesucristo después de haberse realizado; más tarde dieron distintas interpretaciones a los vaticipios de los profetas, refiriêndolos a la misión y suerte de su pueblo y de pojándolos del sentido mesiánico. Mas como Daniel predecía con tanta precisión la época, el Talmud prohibió su cómputo so pena de maldición, por ejemplo, Sanhedr, fol. 97 b: «Quebrántenseles los huesos a quienes calculen el término del tiempo». «Malditis los que hacen el cómputo de los tiempos del Mesías» Cfr. Hancherg, Geschichte der biblischen Offenbarung (396, nota 1); Lemann, Die Messias f age (Maguncia 1870) 28.

dejase volver a su patria a todos los judíos; le descubrió también los destinos

del pueblo bajo el dominio de los reyes paganos hasta Jesucristo 1.

IV. Por fin, mostr's Dios a Daniel lo que ha de ser del reino de Dios activos últimos tiempos». Esta profecía implica, al parecer, la victoria decisiva en la lucha con el Anticristo: «Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el grampríncipe, defensor de los hijos de tu pueblo; y vendrá tiempo cual no fué desde que las gentes comenzaron a ser hasta entonces. Y en aquel tiempo será salva tu pueblo 2, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, despertarán, unos para la vida eterna, y otros para oprobio sempiterno. Mas los que hubieren sido virtuoson, brillarán como la luz del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia, como estrellas, por toda la eternidad» (Dan. 12, 1-3) 4.

# IV. El pueblo de Israel después de la cautividad de Babilonia

(Desde el año 536 a. Cr. hasta el nacimiento de Cristo)

## Primer regreso de la cautividad, bajo Zorobabel. Reconstrucción del Templo

708. La historia del regreso de la cautividad y de los sucesos con él relacionados está contenida en dos libros que llevan los nombres de Esdras y Nehemías. El libro de Esdras <sup>6</sup> es la continuación de los Paralipómenos. Comienza la primera parte (cap. 1-6) por el edicto de Ciro, con el cual terminan los libros de 'as Crónicas <sup>6</sup> y describe el regreso y los esfuerzos que realizaron los repatriados para reconstruir el Templo; pasando luego en silencio un lapso de 57 años, refiere en la segunda parte (cap. 7-10) el regreso de una segunda expedición a las órdenes de Esdras y el celo que éste desplegó para poner en vigor

la Ley mosaica.

El libro de Nehemías nos pinta la actividad de Nehemías (y Esdras) en Jerusalén. Gran parte de él descansa indudablemente en apuntes de Nehemías, pues habla de este caudillo en primera persona. Los capítulos 8-10 son un comunicado oficial acerca de la fiesta de los Tabernáculos, etc.; estos capítulos y las listas de sacerdotes y levitas de los capítulos 11 y 12, fueron incorporados al libro por Nehemías, o acaso por Esdras. Ambos libros formaron primitivamente un todo que quiere ser la continuación de las Crónicas, y cuyo autor es evidentemente el mismo que el de éstas. Compónense principalmente de documentos y apuntes sueltos, a los cuales reconocen todos autoridad y autenticidad. Según la tradición judía, su autor fué Esdras, sacerdote y doctor de la Ley, descendiente de aquel sumo sacerdote Saraías que, después de la destrucción de Jerusalén, fué llevado a Reblata y muerto con otros judíos conspicuos 7. El fondo y la forma confirman la opinión judía, acerca de la cual no se ha suscitado duda alguna. Hay quien supone que la obra de Esdras fué ampliándose o recluió su forma actual en la época de Alejandro Magno (330 a. Cr.); mas no se

Cfr. TQS 1874, 567 ss

\* Tu pueblo, es decir, el pueblo de Dios, la Iglesia, la comunidad de los elegidos (Matth. 24)

22 24 31). 3 Cfr. núm. 295.

\* Según la Vulgata, el primer Libro de Esdras; el segundo es el que en el texto hebreo se llama

Libro de Nehemias.

Il Par. 36, 20 ss.

impedir su libertad. Contra este acusador vuelve por el pueblo judío el ángel custodio de Grecia, el cual, con su querella contra Persia, fomenta el traspaso del imperio del mundo de esta nación a Mace donia, y Miguel, ángel custodio de Israel. Este pasaje es muy difícil, porque las ideas están expuentas en forma simbólica y visionaria como en el Apocalipsis. Cfr. ibid. 12, 7 ss. y núm. 52.

1 Especialmente la opresión de los judíos por los reyes sirios, en particular por Antícco IV Epífanes.

<sup>4</sup> Según interpretación unánime de los exegetas católicos, aquí está encerrada clara e inequívoca la doctrina de la resurrección (por lo menos en el mismo sentido que en Ezech. 37, 1 ss.; núm. 692) y de la eterna recompensa (gioria o ignominia) Cfr. Atzberger, Eschatologie 86 91; Schmid, Unsterblichkeits und Anglestehungsglaube 196 ss. Los comentaristas protestantes ven en este pasaje el testimonio bithue más antiguo de la esurrección (aunque no universal) de los muertos.

<sup>1</sup> IV Reg. 25, 18 21; cfr. núm 676.

nducen razones convincentes. Los nuevos descubrimientos de Elefantina han di bilitado la opinión de quienes retrasaban la época de Esdras casi hasta la de-

Alejandro Magno 1.

Los Libros de Esdras (de la Vulgata) no ofrecen una historia completa de la época. Sus noticias (a menudo simplemente yuxtapuestas), sus documentos y apuntes, se refieren casi exclusivamente al regreso del pueblo cautivo, a la construcción del Templo y a la restauración del culto y religión de los judíos. Sólo de pasada tocan los sucesos de la historia profana; de los reves persas únicamente traen los nombres (sin ningún apelativo) y las disposiciones que afectan a los judíos. No disponiendo de otros documentos, es difícil formarse concepto cabal de los sucesos, de su conexión y cronología; los sabios de todas las tendencias discuten una porción de cuestiones difíciles y embrolladas, sin que hasta el presente havan llegado a un acuerdo. Ana estas cuestiones no atañen al fondo mismo de la narración, que sólo aspira a presentarnos un cuadro de las alegrías y penas de los judíos expatriados, de las intenciones y felices éxitos de los jefes y maestros, del estado religioso, moral y material de la comunidad judía restaurada, y a manifestarnos al mismo tiempo los caminos de Dios en el pueblo escogido.

#### 709. Resumer de la historia de los judios bajo la dominación persa.

Ciro, jele único. Primer regreso, bajo la dirección de (Scheschbassar) Josué y Zorobab l. Erección del 1.17 - 5-9 536 altar de los holocaustos el primer día del séptimo mes. Colocación de la primera piedra del Femplo el segundo mas del segundo não. Intrigus 25.2 de los samaritanos (?). 540 - 522 Cambises (Ahasverus), rey de Persia 522 Pseudo-Smerdis (Artajerjes). Prohibición de construir el Templo. 521 - 485 Darfo I Hystaspes. En el segundo año de su reinado da permiso para continuar la edificación del Templo. (520) (Ageo, Zacarías). Dedicación d l Templo (en el año sexto de Darfo) 516 485 - 465 Jerjes I (Asuero). Su expedición a Grecia, 480. (Estera) Artabad. 465 Artajorijes I Longimano (el de la luenga mano, asociado al trono tal vez desde 473). Segundo regreso, a las órdenes de Esdras, el séptimo año del reinado de Artajerijes. Nehemías, gobernador de Judea, desde el año 20 al 32 de Artajerijes de Reconstrucción de los muros de lerusalén. Resistencia de los pueblos vecinos. Inaugu 465 - 424 458 453 (445) 453 ración de los muros. Es expulsado Manasés. Templo de los samaritanos en el monte Garizim. Jerjes II. — Sogdiano. Darío II (Notos). Al final de esta época viene Nohemfas por segunda vez a Jerusa-424 423 - 405 lén (Malaquías). 405 - 3=8 358 - 338 338 - 336 Artajerjes II (Mnemón). Artajerjes III (Ochos). 336 - 330 Darío III (Codomano) es vencido por Alejandro Magno. El sumo sacerdote Jaddua consigue de Alejandro grandes favores para los indios.

710. Los padecimientos de la cautividad y las exhortaciones de los profetas a la penitencia, especialmente de Ezequiel y Daniel, habían corregido a muchos judíos, curándolos de raíz de su propensión a la idolatría. Por esto dispuso Dios que el rey persa Ciro, en el primer año de su reinado, 538-37 a. Cr., a los setenta años exactos de cautividad que comenzó el 606 a. Cr. 3, en tiempo de Joaquín, diese licencia a los judíos

\* Cfr. Kaulen-Hoberg, Einleitung 11\* § 246 ss.; Schöpfer, Geschichte des AT\* 600 ss.; Klameth, Esdras Leben und Wirken (Viena 1968); Theis, Gesch und literarkritische Fragen in Esdr. 1-6, en ATA 11 5; Kugler, Von Moses bis Paulus (IV: Die Haupt] agen des Bücher Esdra und Nehemia) 201-233. Para las exégesis cfr. Neteler, Die Bücher Esd as und Nehemias (Münster 1887); Seissenberger, Die Bücher Esdras, Nehemias und Esther (Viena 1901).

Resierense estas cuestiones a la identidad o pluralidad de las personas designadas con los nombres de Scheschbassar, Schenassar y Zorobabel (que para Riessler, BZ II 15 ss., son un mismo personaje con Nehemías); a la época del regreso del núcleo perioripal del pueblo, y de la colocación de los cimientos del Templo; a la relación temporal y objetiva entre Esdras y Nehemías; a la cronología en general, la cual es tan oscura, porque a los reyes persas se los designa solamente por sus nombres, que varios lo llevan idéntico. — Hoonacker es autor de una hipótesis, según la cual, la relación temporal Esdras-Nehemías debe trocarse en Nehemías-Esdras; desiéndenla, entre otros, Riessler (l. c.) y Klameth, y la combaten Nikel, Fischer, Schöpfer, Knabenbauer (LB II 216), Kupler v otros sabios católicos, y los críticos radicales. — Para el asunto y la bibliografía cfr. Nikel, Die Wiede herstellung des júdischen Gemeinwesens nach dem babylonischen Extl., en BSt V 2 y 3 (1900) y BZF VIII 5/6; el mismo, acerca de los nombres de los reyes persas, en los Libros de Esd as y Nehemías, en BSt V 107 ss.; Fischer, Die Chronologischen Fragen in den Büchen Essa-Nehemía, bild VIII 3 (1903); Jampel, Die Wiederheisteltung Isaels unter den Achameniden (Breslau 1904); Klameth I. c. 124 ss.

Cfr. núm. 675.

para regresar a su patria: «Todo el que pertenezca al pueblo de Dios (Yahve), decía el edicto, vaya a Jerusalén y edifique la casa del Señor» ! Permitió también que se hiciese una colecta entre los judíos que quedaban en Babilonia, para contribuir a la reedificación; él de su parte devolvió 5.400 objetos sagrados de oro y plata, que Nabucodonosor había traido de Jerusalén y colocado en el templo de su ídolo.

Salieron, pues, para Judea <sup>2</sup> 42.360 judíos con 7.337 esclavos, bajo la dirección del príncipe Zorobabel <sup>3</sup> o Serubbabel, del linaje de David y dal sumo sacerdote Jesús o Josué 4, hijo de Josedec. Inmediatamente erigie ron el altar de los holocaustos en el mismo lugar que antes ocupara, y comenzaron a ofrecer el sacrificio diario matutino y vespertino 5. El día 17. de su llegada celebraron la fiesta de los Tabernáculos (cfr. núm. 329) con gran celo y regocijo. Al ano siguiente se pusieron los cimientos del Templo 6. Los sacerdotes y levitas hicieron resonar las trompetas y címbalon, entonando alabanzas al Señor e himnos de acción de grac.as, y el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo. Mas los ancianos, que habían visto el otro Templo 7, Iloraban con grandes gemidos, porque de los fundamentos que se ponían por base del nuevo colegían su inferioridad respecto del antiguo, tanto en magnitud como en suntuosidad. El profeta Ageo les consolaba anunciándoles que este Templo debía aventajar en majestud al primero, por cuanto en el había de aparecer el Mesías.

Pero, entre tanto, por manejos de los samaritanos (cfr. núm. 617), las obran quedaron paralizadas. Desearon éstos al principio colaborar con los judíon, puesto que ambos pueblos adoraban al mismo Dios. Pero, como para precaver n los judíos de doctrinas y costumbres idolátricas, no accediesen a ello Zorobabel y Josué, los samaritanos intrigaron en la corte persa para que no continuam la obra. En el reinado de los sucesores de Ciro, Ashaverus (Cambises) y Artajerjes (Pseudo-Smerdis), usurpador del trono, los samaritanos se querellaron por escrito contra los judíos, diciendo que reedificaban la ciudad para después hacerse independientes de Persia. Estas quejas movieron al rey persa a dictar la suspensión de las obras. Mas, a la muerte de Artajeries, Darío (Histaspes) le vantó la prohibición — con los demás decretos del usurpador 10.

Entre tanto se había entibiado aquel piadoso fervor primero de los judíos, y, entregándose a sus propias comodidades, dejaron de lado la obra del Templo, aquietando su conciencia con estas palabras: «Todavio no ha llegado el tiempo de construir el Templo». Envió entonces el Señor al profeta Ageo para echarles en cara su abandono y representarles la importancia que el Templo tenía para el cumplimiento de las promesas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I Esdr. 1, 1 88.; (fr. 11 Par. 30, 20 88.; Ierem. 25, 11.

<sup>2</sup> Así se llamó en adelante el país del antiguo reino de Judá. Sólo cuatro clases de sacetdote regresaron (cfr. 1 Esdr. 2, 36-39; Nehem. 7, 30-42); mas fueron luego, según el Talmud, distribuídas en otras 24 clases. Cfr. Scholz, Die heiligen Altertümer 1 78. Como sólo se hace mención de los hombre el número total de los que regresaron, incluídos los niños, mujeres, esclavos y criados con sus familias habría ascendido a unos 200.000. También cuenta el libro sagrado 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6,720 asnos — numerosa caravana, para cuyo movimiento, cuidado y viaje, se necesitaban grando reprezentación y no poce tiempo. preparativos y no poco tiempo.

Rugler (1. c. 204 ss.) demuestra en amplia exposición la identidad de Zorobabel y Scheschbassar erec que Scheschbassar fue su nombre primitivo en Babilonia, habiéndole venido el de Zorobabel sa consecuencia de su nuevo e importante cargo de jele y guía del pueblo en el regreso de la cautividade. 4 Cfr. la explicación del nombre en núm 350.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. num. 325. El día primero del séptimo mes comenzaron de nuevo los sacrificios (1 Kdr

<sup>1</sup> Esdr. 3, 8. La determinación de la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la Esdr. 3, 8. La determinación de la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la Esdr. 3, 8. La determinación de la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la Esdr. 3, 8. La determinación de la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la fecha en que echaron los cimientos depende del computer la fecha en que echaron los cimientos del computer la fecha en que echaron los cimientos del computer la fecha en que echaron la fecha en que e de la expedición a las órdenes de Zorobabel. De haber acaecido ésta en el reinado de Darío (520 a. Cr.) romo supone l'ischer, Die Chronologischen Fragen, etc., 45 sx., habrfanse echado los cimientos daño 510. Es dudoso haberse verificado esto en dos diversas coyunturas, en el año 535 y en el 10 Cfr. Fischer l. c. contra Nikel, Die Wiederherstellung des júdischen Geneinwessen, etc., 88 cálculos de Kugler (l. c. 208 ss.), el año primero de Ciro y último de la cautividad fué el 538, y la bras del Templo comenzaron el año 537.

Había sido destruído el año 587 a. Cr. (cfr. núm. 676).

Agg. 2, 8-10; cfr. núm. 711; Malach. 3, 1; núm. 718.

Decir que los judíos fo tificaban la ciudad, era una calumnia; bien pudo tomar pretexto para entre mentira en la construcción del Templo y de sus muros.

<sup>&</sup>quot; II Esdr. cap. 5 y 6.

divinas; envióles también al profeta Zacarías, que les animase a la construcción de otro templo espiritual, preparándose interiormente a la venida

del Mesías y de su reino.

Siguiendo las exhortaciones de estos dos Profetas, pusieron los judios de nuevo manos a la obra 1. El sexto año del rey Dario, 516 a. Cr., estaba terminada la casa de Dios, y se celebró con toda solemnidad y alegría la Dedicación, y luego por primera vez la fiesta de la Pascua.

#### 103. Los profetas Ageo y Zacarías

711. No se tienen noticias claras de la vida del profeta Ageo (520 a. Cr.) ... Su breve libro contiene en resumen las ideas de cuatro de sus discursos. El primero <sup>3</sup> de ellos es una amenaza a los judíos por inditerencia y egoísmo abandonan la obra del Templo. El discurso surtió el efecto apetecido, y los judíos volvieron a la obra <sup>4</sup>. En el segundo discurso <sup>5</sup> consuela a los que se atligían comparando el nuevo edificio con el Templo salomónico, mostrándoles la majestad del nuevo Templo que había de superar al primero. En el tercer discurso e promete a los judíos la bendición de Dios en recompensa de la reedificación del Templo, y en el cuarto 1 anuncia a Zorobabel, descendiente de David y padre del linaje del Redentor, una especial protección de Dios y el cumplimiento de las promesas divinas. — He aquí los principales pasajes:

«¿Es coyuntura esta para que moréis en casas artesonadas, mientras la casa de Dios está en ruinas? — Sembrasteis, y recogisteis poco; comisteis, y no os maciasteis; bebisteis, y no os embriagasteis; os cubristeis, y no os calentasteis; y el que recogió sa arios, los puso en saco roto 8. Esto dice el Señor de los ejercitos: Reflexionad sobre vuestra conducta, subid al monte, traed maderas, y edificad mi casa. Y yo me complaceré en ella y seré glorificado, dice el Señor. Esperabais lo más, y ved que os vino lo menos; y lo ocultasteis en vuestra casa, y yo lo disipé de un soplo. ¿Por qué razón? dice el Señor de los ejércitos. Porque mi casa está abandonada, y cada uno de vosotros se da gran prisa a

reparar la suya» 9.

a¿ Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y qué os parece de ésta? ¿Acaso no es como nada ante vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabe!, ten buen ánimo, dice el Señor; buen ánimo también tú, Jesús, hijo de Josedec, sumo sacerdote; y buen ánimo tú, pueblo todo del país, porque esto dice el Señor de los ejércitos: Aun falta un poco, y yo commoveré el cielo, y la tierra, y el mar, y todo el universo. Y moveré todas las gentes 10; y vendrá el Deseado de todas las gentes 11; y henchiré esta casa

<sup>4</sup> Cap. 1. Fué pronunciado el primer día del mes sexto (agosto-septiembre), el segundo año de Dario, 520 a Cr.

El 24 del mismo mes (Agg. 2, 1). \* 2, 2-10; el 21 del mes séptimo.

2, 11-20; el 24 del mes, noveno. El mismo día; 2, 21-24. Tedas vuestras iniciativas quedan sin la bendición de Dios.

1, 4 6-9.

De El Profeta mismo explica luego sus palabras, que encierran una alusión al estremecimiento de la tierra y del ruello al prenultarse la Ley en el Sical (cfr. núm. 285 y Indic. 5, 4 5; Ps. 67, 8 9; Hebr. 12, 26): Dios derribará los imperios y quebrantará el poderfo del paganismo. Habla, por consiguiente, en forma peética de las aritaciones y revoluciones de los pueblos, de aquellas que tienen por finalidad el fomento del reino de Dios y el afianzamiento de la esperanza mesiánica. Puede también referirse a las agitaciones de orden espiritual, de que habla Is. 2, 2 ss.; 19, 21; 60, 1 ss., y a expre-

siones como Is. 51, 16; 65, 17; 66, 21

" San Jerónimo traduce el texto reflejardo el sentido que le merece (como en Gen 49, 10 26; Habac. "San Jerónimo traduce el texto reflejardo el sentido que le mesce (como en Gen 49, 10, 26; Habac. 3, 18; 18, 16, 1; 45, 8). El hebreo no lo dice tan determinado y personal: Vendrán las cosas preciosas de los pueblos (bienes, presentes o dones, deside abilia, optima, pretiosissima gentium; este sentido tiene frecuentemente la palabra hebrea (hemdah); es decir, los pueblos traerán lo mejor que tienen, como indica 18, 60, 5 y se dice a continuación: emlos son el oro y la platas. Y realmente a (sucedió. Los reves persas y griegos (Ptolomeos) enviaron presentes a Jerusalón (Nebemba: trae documentos de ello en 11 Mach. 2, 13); ven tiempo de los Macabeos, los tesoros ofrecidos al Templo por reyes y príncipes eran la codicia de los sirios (11 Mach. 3, 2; 5, 6; presentes de príncipes y ciudades). No hay ejemplo del nombre mesiánico «Descado», ni puede demostrarse por Gen. 40, to; más conforme sería el título «Príncipe de la pazo, si el verbo en plural no excluyera una persona determinada. Advierte ya san Jerónimo (De

Cfr. Num. 613. Acerca del profeta Ageo cfr. Reinke, Die messianischen Weissagungen bei den grossen und keinen Propheten IV 400 ss.; Leimbach, Bibl. Volksbücher IV III. El Calendario Romano celebra su memoria con la del profeta Oscas el 4 de julio.

de gioria, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la piata, y mio es el oro, Grande será la gloria de esta última casa, más que la de la primera; y en este lugar

dare yo la puso !.

ay vino la palabre del Señer segunda vez a Ageo a los veinticuatro días del mes, y le dijo: Habla a Zorobabel, principe de Judá, y dile: Yo movere a una el cielo y la tierra. Y derribare el trono de los reinos, y quebrantaré el poder de las gentes... En aquel día te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mio, y hare de ti como mi sello e porque a ti te escogia, dice el Señor de los ciércites» 4.

712. El profeta Zacarias (520 a. Cr.) fué hijo de Baraquías ?; entra en escena un el octavo mes del segundo año del reinado de Dario, coincidiendo algún tiempo con Ageo. Tampoco de la vida de Zacarias se sabe nada con certeza. Después de una exhortación a la penitencia expone en ta primera parte de su libro (cap. 1-6) ocuo visiones que se reheren a la terminacion del Templo y a la magnificencia del nuevo Israel, mas perfecto que el antiguo - La segunda parte (caps. 7 y 8) es un discurso de exhortación y promesas . motivado por una consulta: si se debían observar los ayunos prescritos por la destrucción del Templo 10, una vez que el nuevo estaba a punto de concluirse, El Profeta exhorta a la verdadera penitencia y a la enmienda de vida, haciento magnificas promesas para el futuro. En la tercera parte (caps. 9-14) profetim la victoria del reino de Dios sobre los enemigos y el esplendor a que ha de llegar en tiempo del Mesías.

En cuanto a la autenticidad de los ocho primeros capítulos, reina completo acuerdo entre los comentaristas; por el contrario, la crítica moderna niega u Zacarías la paternidad de la tercera parte, atribuyéndola ya a un escritor anterior (al destierro), ya a un «desconocido» más reciente, o bien parte al uno y parte al otro. Estas «conclusiones contradictorias de la crítica científica del Antiguo Testamento» se destruyen mutuamente 11. La tradición, tanto judín como cristiana, atribuye toda la obra a Zacarías. La diferencia de estilo no es argumento convincente, dada la diversidad de asuntos, y aun esta diversidad

2, 21-24.
 No el hijo de Joíada o Baraquías — de quien hace mención Matth. 23, 35 — muerto 330 años antes

por el rey Joás (cfr. núm. 634).

Las tuvo todas en la Loche de un sábado, el 24 del mes undécimo (es decir, enero-febrero), el

año segundo de Darío, 520 a. Cr.

Comunicóselo Dios el día 4 del mes noveno. Casleu noviembre-diciembre), el año cuarto de Darío, 518 a Cr.

En la respuesta se alude a cuatro ayunos motivados por la destrucción de Jerusalén y el aseminato

de Godolías (cfr. núm. 676 ss.).

err. Dei 18, 35), que la denominación «Deseado de las naciones» difícilmente puede interpretarse de la primera venida del Mesías. Pero las palabras del Profeta tienen sentido mesiánico: Dios conmueve el mundo gentil para que pueda venir el reino de Dios, y da a este Templo mayor esplendor, porque en él es donde quiere otorgar la paz, cifra y compendio de todos los bienes mesiánicos. Aquí está la luerra de la frase; cfr. la nota siguiente. La exégesis del conjunto véase en Knabenbauer. Comm. in Proph. min. II 188-197

<sup>2, 4-10.</sup> Quiere Dios otorgar la paz mediante el Mesías, Príncipe de la paz (cfr. Ps. 71, 7; 1s. 1, 4-10. Quiere Dios otorgar la paz meniante el messias, Frincipa de la paz (cri. 13. 7. 7. 7. 7. 7. 9. 6; Min. 5, 5; Ezech. 37, 26; núm. 5; 9 525 655 692). Predicese aquí, sin género de duda, haber Messas de honrar con su presencia este segundo y último Templo, que Herodes restauró y embellectó más tarde. El historiador Josefo (Bell. 6, 4 8) dice expresamente que el Templo destruído por Tito el que se comenzó el año segundo de Ciro y duró 639 años y 45 días (según nuestro cómputo, 600 añon).

El anillo de sellar es muy estimado entre los orientales, los cuales siempre lo llevan consigo y nun-

ca se separan de él (cfr. Cant. 8, 6; lerem. 22, 24).

En medio de la debilidad y flaqueza, y de las múltiples dificultades, el Señor infunde de la valor a Zorobabel, jefe del pueblo que acaba de venir de la cautividad, traspasá de la prometa de la cautividad. eterna duración y perpetuo señorío que hiciera a su ascendiente David: aunque todos los imperios ne derruniben, mas tú has de ser mi bien más querido y estimado, que yo no desecharé como a los demás reinos, sino guardaré con todo cuidado.

<sup>\*</sup> Acerca de Zacarlas efr. Reinke, Messian Weissagungen bei den grossen und kleinen Propheten IV Beiträge, etc., VI; Kaulen-Hoberg, Einleitung II<sup>2</sup>, 434 ss.; Schopfer, Geschichte des AT\* 608 m.; Leimbach, Bibl. Volksbücher IV 125 ss. Léese en el Calendario Romano el día 6 de septiembre: "ha biendo vuelto de Caldea ya anciano a su patria, yace sepultado junto al profeta Ageon. 1, 1-6

<sup>11</sup> Segun Cornill (Einleitung 1 216 s.), en los capítulos 9-11 use echan de ver de una manera in equivoca huellas de redacción posterior al destierron, y en los capítulos 12-14 «se palpa el origen pusterior al destierro». Por el contrario, von Orelli (Die zwolf kleinen Propheten 179) «no descubre orientación cronológica aceptable para estos capítulos», sino en la época anterior al destierro. Sellin Zwolfprophetenbuch 401) se adjudica el mérito de haber dado con el «único» camino que resuelve todas alas contradicciones y todos los enigmas de este misterioso libro»; un escritor de época posterior al destierro se propuso escribir un apocalipsis, situándose en la posición de los antiguas profetas. Sellin da fe de no haber sestado el autor del todo desacertado en su cometido»; por lo que aun hoy algunus investigadores caen en el engaño y le tienen por profeta anterior al destierro.

mada prueba contra la unidad del autoro (v. Orelli). Acertadamente observa el protestante Keil: «El escrúpulo de la critica moderna contra la unidad del libro mo estriba precisamente en el carácter de las dos últimas protecias (caps. 4-14). omo en el prejuicio dogmático de los críticos racionalistas y naturalistas, que consideran las profecias biblicas como adivinaciones naturales, y en su incaparidui de engolfarse en las profundidades de la Revelación divina y de com-prender y apreciar rectamente su desarrollo histórico en el fondo y en la lorman . El libro de Zacarías, especialmente la segunda parte, es de lo más oscuro y difficil dei Antiguo Testamento, tanto por sus visiones, como por el estico; pero abunda en ideas mesianicas importantes. Ofrecen particular interés los siguientes pasajes:

lin la tercera visión (cap. 2) vió el Profeta a un hombre que tenta en su mano un cordel de medir y se disponia a medir la anchura y la largura de la nueva Jerusalén; Jerusalén, por i la multitud de sus habitantes, carecerá de murallas, y todos sus enemigos han de ser numiliados, aporque quien os tocare a vosotros, toca en las niñas de mis ojos, dice el Schor de los ojercitoso. Prorrumpe luego en exclamaciones de júbilo: «Entona loores y alégrate, hija de Sión; porque mira que yo vengo y moraré en medio de ti a, dice el Señor. Y se allegarán muchas gentes al Señor en aquel día, y serán mi pueblo, y

moraré en medio de ti».

En la cuarta visión (cap. 3) vió el profeta Zacarías al sumo sacerdote Jesús (Josué) de pie delante del Angel del Señor ; el Angel le purificaba de sus pecados en nombre del Señor, le confirmaba en el pontificado, exhortándole a la fidelidad y haciéndole una promesa: «Escucha tú, oh Jesús, sumo sacerdote, tú y tus companeros (dos sacerdotes), la palabra del Señor, pues vosotros sois modelos 4: He aquí que yo haré venir a mi siervo, el oriente (retono) . Esta es la piedra que yo puse delante de Jesús, sobre esta piedra única hay siete ojos; he aquí que yo la labraré; y un día quitaré yo la iniquidad de esta tierra. En aquel mismo día convidará cada uno a su amigo a la sombra de su parra y de su higuera».

Después de la última visión, dijo el Señor al Profeta: «Toma las ofrendas que han trafdo para el Templo los enviados de los que aun quedan cautivos en Babilonia, el oro y la piata, y haz con ello una corona doble; la pondrás sobre la cabeza del sumo sacerdote Jesús, y le dirás: He aquí el varón recuyo nombre es oriente (retono)». El edificará el Templo al Senor, se sentará y reinará sobre su solio, y será a la vez sacerdote. Y para perpetua memoria, quedará

colgada en el Templo la corona (6, 10-14) 8.

En los capítulos 7 y 8, con motivo de la consulta acerca del ayuno, expone Zacarías la necesidad de la verdadera penitencia y de la acendrada virtud, para ser dignos de las bendiciones de la era mesiánica; describe en la segunda parte (caps. 9-14) esta era esplendorosa, a la cual precederán empeñadas guerras (las de los Macabeos), que, con el auxilio de Dios, terminarán en otras tantas victorias: "Robusteced vuestras manos, que ya está echado el ci-

Imagen de la grandeza del reino del Mesías, de la Iglesia Católica.

En la Encarnación y en el Santísimo Sacramento del Altar (cfr. núm. 692).

De lo que ahora voy a decir. El texto hebreo emplea la misma expresión de que se sirve Isalas (8, 18) cuando llama a sus dos hijos «Señal y Presagio».

En hobreo sémach, vástago, brote; usase aquí como nombre propio del Mesfas. Acerca de este y otros nombres análogos, especialmente nézer, pinipollo, flor, que declaran el origen del Mesfas de la humillada y ya casí extinguida casa de David, efr. página 644, nota 2.
La piedra no tallada es símbolo del reino de Dios en su existencia oprimida e imperfecta de en-

Ha de venir un hombre, el Mesías, al cual tú, como sacerdote, representas.

El Mesías es a la vez Rey y Sacerdote, (Ps. 109); el edifica el Templo espiritual y perfecto (clr. Agg. 2, 6 ss.; Zach. 4, 9), es decir, la Iglesia de la Nueva Alianza, de la cual son figuras los de Salomón y Zorobabel.

Kommentar zu den kleinen Propheten 519.

tonces; los siete ojos significan la solicitud divina que vela sobre Judá y sus jefes y prepara una situa-ción mejor y más perfecta. La promesa culmina en el vástago divino, que instaura el señorfo completo del Señor y le da la última pincelada. En cuanto que Jesús y Zorobabel trabajan en la reconstrucción del Senor y le da la utima pinceiada. En cuanto que Jesus y Zorobabel trabajan en la reconstrucción del Templo y en el desarrollo de la comunidad, preparan y fomentan el recino mesiánico, y en su persona, dignidad y actividad son figuras señal y presagio) del Sacerdote-Rey (del Mesías) que ha de edificar nel Templo del Señora.—Los intérpretes antiguos ven en la piedra al Mesías (el cordero con los siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, Apoc. 5, 6; cfr. Is. 11, 2 s.; núm. 650), piedra fundamental del reino de Dios (cfr. Ps. 117, 22; Is. 8, 14; 28, 16; Dan. 2, 34 35 44 45; núm. 657); y en los niete ojos, la grande y amorosa solicitud del Mesías por su reino. La piedra es artísticamente tallada mediante la Pasión que padece Jesucristo en sí mismo y en sus fieles miembros, en la Iglesia (cfr. el himpo Calestis unha Jerusalam). himno Caelestis urbs lerusalem).

miento de la casa del Señor.-Porque vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos y a orar en su presencia (8, 6-22).

«Regocijate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén; mira que tu rey vendra a ti, justo y salvador; él vendrá pobre, y sentado sobre una asna, y sobre un pollino hijo de asna... Y anunciará la paz a las gentes, y dominará de un mar a otro hasta las confines de la tierra 1. Y los salvará el Señor Dios de ellos en aque! día como grey de su pueblo; porque piedras santas 2 se levantan en In tierra de El. ¿Cuál será su bien, cuál su hermosura? 3 El trigo de los escogidos v el vino que engendra virgenes» 4.

A las bendiciones 5 y prosperidad de Israel seguirá la desolación, porque el pueblo ha despreciado a su buen pastor . Muéstrale esto Dios al Profeta en una visión, dándole el encargo de apacentar la grey. Mas el Profeta, o más blen Dios, el Mesías, a quien aquél representa, es desprec'ado; Israel le da en pago de sus trabajos el precio de un miserable esclavo, rempiendo el compromiso con él contraído; por lo que Israel será desechado. Termina así: «Y les dije n ellos T: Si os parece bien dadme mi salario; y si no, dejadlo estar. Y pesaron por mi salurio treinta siclos de plata. Y me dijo el Señor: Echalo al alfarero, ese bello precio en que me apreciaron. Y tomé los treinta siclos de plata y los eché en la casa del Señor al Alfarero . Y quebré mi segundo cayado, que se llamaba cordel, para deshacer la hermandad entre Judá e Israel 9.

Pero ludá no es desechado para siempre 10. Luchará, como los demás puo blos, contra la Iglesia del Mesías; pero, por la gracia de Dios, llegará a reconocer y llorar su delito; Dios le abrirá una fuente de gracia para que se purlfique de todos sus pecados: «Y derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jesusalén, espiritu de gracia y de oración 11; y pondrán su mirada en mí, a quien traspasaron; y lo planirán 12 con llanto, como se llora al unigenito, y harán duelo sobre el, como se suele hacer en la muerte del primogénito 13. En aquel día será grande el llanto en Jerusalen, como el llanto de Adadremmón en el campo de Mageddo 14, y se pondrá de luto la tierra 11,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 9, 9 s. Esta profecía se cumplió al entrar Jesús en Jerusalén (cir. Matth. 21, 4; loann. 12, 15 th) Cabaigar en un pollino es rasgo bíblico que alude al Principe de la paz y a su aparición en politosa s humildad. Porque cabalgar en brioso corcel, artículo de guerra y de lujo en el Antiguo Testamento, propio es de principes mundanos y guerreros. Por ello la fueza está en aquellas palabras: El anunclas

Héroes, gloriosos, en los cuales se estrella el poder del enemigo.

<sup>¿</sup>Cuáles serán los más preciosos bienes que Dios otorgará? o, 16—Según san Jerónimo, este pasaje se refiere primero a las batallas y victorias de los Julius en tiempo de los Macabeos, cuando el Señor bendijo espléndidamente a su pueblo, especialmente cun trigo y vino, que dan robustez a la juventud. Pero aquellas luchas, como estas bendiciones, son figuras de la era mestánica que luego ha de seguir. Aquí lo más hermoso y precioso que él puede dar, y su pueblo recibir, será el Santísimo Sacramento del Altar, con el cual se forma una generación robusta y fuerte para las batallas, y probada en la perfecta pureza (cfr. Ioann. 6, 31-45 49 ss.).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cap. 9 y 10. \* Сар. 11.

A los recalcitrantes de la grey.

<sup>6</sup> Los judíos despreciaron a este verdadero pastor, a quien representa el Profeta en la visión (por Los judios despreciaron a este verdadero pastor, a quien representa el Profeta en la visión (por eso habla en primera persona). El requerimiento a tasar su salario es irónico, y tiene por objeto poner al descubierto los reprobables sentimientos de los judíos. Treinta monedas de plata son el precio de un esclavo (Exod. 21, 32; cfr. pág. 191, nota 1. Enojado de ello el Señor, manda arrojarlas a su visita en el Templo al alfarero, en señal de desprecio, aludiendo al mismo tiempo a Jeremias 18 y 191, double Dios, ofendido por Israel, se representa a sí mismo bajo la figura de un alfarero, el cual quiebra a su servicio de contrator de la contrator de c placer la vasija (Israel) que está fabricando, para confeccionar otra, es decir, para mostrar su lavor gracia a otros pueblos (cfr. Matth. 21, 43; Luc. 19, 42). Cumplióse esta profecía al pie de la letra cuando si judíos fijaron en 30 monedas de plata el precio del Redentor a quien despreciaron, cuando el distribución de la letra pulo traidor, acuciado por los remordimientos de su conciencia, las arrojó en el Templo a la productiva del Señor, en testimonio contra los judios y cuando éstos compraron el campo del alfarero, perputuando así su crimen (Matth. 27, 3-10).

<sup>\* 11, 7-14.</sup> Después que el pueblo judío desechó al Redentor, pasado el tiempo de espera do la gin cia, soltó el pastor el lazo que unía a los convertidos del pueblo judío, llamados aquí judá, con los esteres. tumaces, que denomina porción caída de Israel, y abandonó a estos últimos a su suerte.

Cap. 12 s.

Cfr. 1s. 44, 3 4; Esceh 11, 19; 39, 29; loel 2, 28 29. Quien habla en 12, 1 es Dios; por eso es indiscutible que este pasaje alude al Mesías, el Hijo de Dies encarnado, el cual tomó, según capítulo 11, el oficio de pastor de Israel, pero fué correspondido cun la

más negra ingratitud (loam. 19, 37).

De cuanto que el Mesías era el evástago» y la única esperanza de Israel, llámasele figuradamente el primogénito de Israel; pues por su naturaleza divina es verdaderamente el eunigénitos del Eterno Padre (cfr. Ioann. 1, 14 18; Col. 1, 15 ss.; Hebr. 1, 6).

Cfr. núm. 672.

aEn aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los

habitantes de Jerusalén, para que laven las manchas de los pecados» !.

Zacarías vuelve su mirada a aquél cuya muerte e infinita misericordia es la unusa de tan bello porvenir. Contempla el consejo divino; la permisión de la muerte del pastor penetra en sus oídos como un mandato formal de Dios: ulaviántate, espada 2 contra mi pastor 3, y contra el hombre de mi compañía, dice el Señor de los ejércitos: Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas» 4.

De nuevo contempla el Profeta el castigo por este deicidio, la destrucción de una gran parte del pueblo, la dispersión de los demás por todo el mundo y también el término glorioso de los caminos del Señor: vendrá el Señor y con él todos los santos. De Jerusalén saldrá agua viva que correrá hasta los mares más lejanos. El Señor será Rey de toda la tierra y no habrá más nombre que el suvo. - Y los paganos vendrán todos los años a adorar al Rey, al Señor de los ejércitos 5.

#### 104. Segundo regreso, a las órdenes de Esdras. Reconstrucción de las murallas de Jerusalén bajo Nehemías. El profeta Malaquías

(Esdr. 7-10; Esdr. 1, 13)

- 714. El Señor dispuso que Esdras, varón muy versado en la Ley de Dios, llegase a tener gran valimiento con el rey persa Artajerjes 6. Aprovechándose de ello, consiguió para si y para todos los judíos del reino persa el permiso de regresar a Jerusalén 7. Reuniéronse, pues, muchos judíos en derredor de Esdras y, sin protección alguna militar (pues, confiados en Dios, no la habían solicitado) y sin ser molestados por enemigos y salteadores de caminos, atravesando el desierto de Siria, llegaron a lerusalén tras un viaje de cuatro meses y medio 8. Pronto advirtió esdras los abusos que se habían introducido en Palestina, especialmente en uanto a matrimonios con mujeres paganas. Termina el libro sin decirnos cual fuese la eficacia de sus amonestaciones; mas esto mismo es indicio de no haberse logrado resultados decisivos.
- 715. Para restablecer el orden en tan tristísimas circunstancias, y especialmente para restaurar la ciudad santa, dióle el Señor un poderoso nuxiliar en la persona de Nehemias.

Desempeñaba éste el cargo de copero o del rey Artajerjes en la corte de Susa 10. Y como hubiese oído que los judíos de Jerusalén eran castigados con

<sup>13, 1.</sup> También en otros pasajes se habla del agua como símbolo de la gracia y de la purificación (cfr. 15. 12, 3 ss.; 35, 6; 44, 3; 55, 1; Ezech. 47; loann. 3, 5; 4, 10 ss.; 7, 37 38; núms. 330, 650, 655, hus).

Dice espada, como instrumento y símbolo de muerte violenta (cfr. Ps. 21, 21; Prov. 5, 4; Eccli.

<sup>4; 26, 27;</sup> Rom. 8, 35; 13, 4; cfr. núm. 523).

El Mesías, de quien ha hablado hasta aquí. Dios le llama «hombre de mi compañía», lo cual « indicio de la naturaleza divina del Mesías.

<sup>13, 7;</sup> cfr. Math. 26, 31; Marc. 14, 27.

<sup>14, 5 8</sup> s. 16.

Artajerjes I, apellidado aLongimano», el de la larga mano, 465-424 a. Cr. Cfr. Nikel, Die Wiederherstellung des judischen Gemeinwesens, etc., 176 ss.; Fischer, Die Chronologischen Fragen, etc., 69 ....

I Esdr. 7.

\* Cap. 8. Según Esdr. 8, 1-14, el número de repatriados ascendía a 1.500, además de 38 levitas y 220 criados del Templo (natineos) invitados por Esdras. Traían consigo 650 talentos de plata y 100 visijas de plata, 100 talentos de oro y 20 vasijas de oro que valían Longo os decuma de plata, 100 talentos de oro y 20 vasijas de oro que valían Longo piezas de oro (cada una), además de dos vasijas de óptimo y refueiente cobre, tan hermoso como el oro. Esdras encomendo estos teroros a veinticuatro sacerdotes y levitas escogidos, los cuales los llevaron a Jerusalén y los entregaron el tercer día de su llegada a la Ciudad Santa (8, 24-35).

Cargo muy importante, algo así como mayordomo de palacio. Acerca de Nehemías, cfr. KL IX

ss. LB III 360 ss. \*\* Capital de la provincia de Susiana; hallábase entre los ríos Choaspes y Ulai o Eulaeus (Dan. 8, 2 16), en un paraje muy bravío; tenía un alcázar fortificado (Dan. 8, 2) y magnificos palacios y jardines. Allí residían los reyes persas durante algunos meses; allí estaba también una de sus principales teorrerías del imperio. Allí debió de desempeñar Daniel el cargo de gobernador (cfr. Dan. 6, 1-3). Las excavaciones modernas (francesas) han obtenido notables resultados; se ha descubierto, entre otras describes de la descripción de la composición de la descripción de la contra del contra de la cont assas, el real alcázor y la estela de Hammurabi, llevada allí de Babilonia (núm. 9 y lámina t, fig. a).

fuertes tributos por los gobernadores del rey y hostilizados por los pueblos vecinos, que vivian en gran aprieto y no nabían posido reedificar los muros y fortificaciones de la Ciudad Santa, comenzó a llorar amargamente y a implorar al Señor con ayunos y otras penitencias. Cierto día al servir la copa, apareció como decaído en la presencia de Artajerjes. Este le preguntó: «¿Por qué entil melancólico tu semblante, no estando enfermozo Nehemías respondió: «Como no he de estar me'ancólico, cuando la ciudad de mis padres está desierta y su puertas consumidas por las llamas? Prosiguió el Rey: «¿Qué deseas? Nehemías suplicó al rey le enviase a Jerusalen para reedificarla. Concediósclo Artajerjes, nombróle gobernador de Judea, dióle una comitiva para el camino y le entregó una carta para el guarda de los reales bosques de Judea, en que ordenaba a éste proveyese a Nehemías de toda la madera necesaria para la reconstrucción de Jerusalén. Esta real orden se dictó el año 20 de Artajerjes, el 445 (a. Cr.).

Llegado a Jerusalén, comenzó Nehemías en seguida la reedificación de los muros 2. Todos los repatriados tomaron parte en el trabajo, desde el sumo sacerdote hasta el último esclavo.

Los samaritanos comenzaron de nuevo a intrigar contra los judíos. Ya a la primera noticia de la reedificación proyectada, moláronse de ella Sanaballat , gobernador persa de Samaria y Galaad, Tobías el ammonita y Gosem, empleado persa, natural de Arabia. Mas viendo que las obras seguían adelante, exclamó Tobías con irritado orgullo: «Una raposa que acierte a venir pasará de un salto los muros». Mas los judíos no cejaron, antes, prosiguieron con más ahinco »10 obra, fueron cerrando todas las brechas. Entonces los enemigos pensaron emplear la violencia para estorbarlo. Cuando supo esto Nehemías, acudió con los suyos al Señor, puso centinelas que vigilasen al enemigo de día y noche y apercibió al pueblo para la pelea detrás de las murallas. Los enemigos hubieron de retroceder avergonzados. Pero para proceder con seguridad, dispuso Nehemías que parte de los jóvenes ejecutasen su trabajo con la espada al cinto, de suerte que «con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada»; la otru mitad estaba sobre las armas con lanzas, escudos, ballestas y lorigas. Nehemins con su gente daba ejemplo a todos, no quitándose los vestidos sino para bañarso. En vista de esto, Sanaballat empleó la astucia, invitando a Nehemías por cinco veces a una entrevista fuera de Jerusalén, y sobornando a los judíos conspicuos de la ciudad para que disuadiesen de la obra al hombre de Dios. Mas éste, penetrando los ardides del enemigo, permaneció firme en su intento. A los cincuenta y dos días estaban terminadas murallas, puertas y torres. Entonces reconocieron los samaritanos que aquello era obra de Dios, y no molestaron en adelante a los judíos (caps. 5, 7 6).

Terminada la obra, Esdras y Nehemías procedieron a la restauración espiritual del pueblo (cap. 8). Ya durante la construcción de las murallas se logró desterrar un cáncer social, la usura 4. — Al terminar la obra, Esdras aprovechó la fiesta de Año Nuevo que caía por entonces, para leer al pueblo, congregado de toda Judea en Jerusalén, la Ley de Moisés, casi olvidada, acompañando de exhortaciones la lectura. Al oir las palabras de la Ley, prorrumpió el pueblo en llanto, mas Nehemias y Esdras le consolaban diciendo: «No lloreis; que nuestra fortaleza es la alegría en el Señor». — Catorce días después celebraron con gran re-

Cfr. II Esdr. 5, 15.
 II Esdr. 3; cfr. Nikel, Jud. Gemeinwesen 185 ss.; Fischer, Chronol. Fragen. 83 ss.
 Hállase el nombre de este gobernador, como también el del sumo sacerdote Jocanán (II Esdr. 12). 12), en uno de los documentos del año 408 a. Cr. hallados en Elefantina (Syene). Los judíos que vivian en el Alto Egipto acudieron a los nijos de Sanaballat y al sumo sacerdote Jocanán reclamando contra la destrucción de su templo, dedicado a Yahve, y pidiendo ayuda. Acerca de estos documentos cfr. número 725. Después del descubrimiento de los papiros de Elefantina queda definitivamente descalificula la afirmación de Fl Josefo que asigna a Sanaballat y al sacerdote Manasés la época de Alejandro Magno. Con la mención de Sanaballat en los citados documentos se derrumba también la tan discutida cronología. (sostenida, entre otros, por Kaulen) relativa a la época de la restauración judía: crefase ver en el Artajerjes del Libro de Nehemias, y por ende también en el nombrado en Esdr. 7, no a Artajerjes I Londonano (465-424 a. Cr.), sino a Artajerjes II Mnemón (405-338 a. Cr.); con lo cual se retrasaban los surrosos del periodo de Esdras y Nehemías» (Peters en WBG 1907, 387).

\* II Esdr. 5.

gocijo la fiesta de las Tabernáculos por ocho días, durante los cuales hadras y los levitas leyeron la Ley al pueblo. Al día siguiente se vistieron todos de saco para hacer penitencia pública delante del Señor y renovar solmnemente la Alianza (cap. 9 y 10) 1.

Después de disponer que de cada diez hombres de toda Judea viniese uno a Jerusalen para aumentar la población de esta ciudad, y despues de inaugurar ao connemente las muradas y la ciudad \*, y haber preparado, según parece, una confección de libros sagrados (por medio de Esdras) " dejando todo ya en orden, regreso Nenemias a la corte de Persia; había desplegado su actividad en Jerusinch durante doce anos !.

Pasado algún tiempo, fué por segunda vez Nehemías a Jerusaien, y encontró que se había introducido una porción de groseros abusos. Los levitas padecian necesidad, no se guardaba el sabado, y de nuevo los judíos contratan matrimonios con mujeres paganas, cuyos nijos ni siquiera sabian hablar judio. Nehemias procedio con toda energia, y echo del país a Manasés, hijo del sumo vaceraote jouada, por haberse casado con la hija de Sanavallat, enemigo mortal de los judios 6.

717. El profeta Malaquías intervino, probablemente, en tiempo de Esdras y Nehemías y apoyó poderosamente a ambos. Nada sabemos de su vida con precision; pero nos queda de el un librito profetico, que cierra dignamente la serie de protetas del Antiguo Testamento 7.

Maiaquias reprende soore todo la ingratitud de los judíos para con Dios y sus últimas infidelidades . Ve acercarse la reprobación del pueblo y de sus instituciones simbónicas y por ende imperfectas. En particular reprende los frecuentes divorcios y los matrimonios con paganas 10; las ideas y conversaciones criminales contra la justicia de Dios 11; la negligencia en pagar los diezmos y tributos al Santuario, prueba manifiesta de la apostasía interior 12. Vuelve luego sus ojos al Mesías, a quien con vista profética ve venir 13 precedido de un mensajero (del Angel del Señor) 14. He aquí los pasajes más salientes:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buscando por este tiempo Nehemias en el lugar donde fué escondido el fuego sagrado del altar de los holocaustos (cfr. nún. 677), sólo halló agua fangosa. Mas como hubiese rociado con ella la víctima tos holl-caustos (cfr. nun. 677), solo hallo agua langosa. Mas como hubiese rociado con ella la victima rompiendo de repente el sol de entre las nubes, encendió un gran fuego que consumió los sacrificios (11 Mach. 1, 18). Conservões en adelante cuidadosamente como fuego sagrado de la cautividad (cfr. nú meros 321, 563), y se celebró el milagro con una fiesta nacional. Coincidia probablemente con la fiesta de tena, día 14 del mes Loos (agosto), instituída para celebrar la prontitud con que todo Israel contribuyo por familias al sostenimiento del fuego sagrado (cfr. Josefo. Bell. 2, 17, 6; 11 Esdr. 10, 34; 13, 31); quiz se unió más tarde la liesta a la de la Dedicación del Templo, instituída por Judas Macabeo el 25 de Cas leu (noviembre-diciembre). Tuvo su cumplimiento en la ebendición del fuego nuevos del Sabado Sante, sopra del día en que les univisto, verdadera haz que ilumina a todo el mego nuevos del Sabado Sante, vispera del dia en que Jesucristo, verdadera luz que ilumina a todo el mundo, salió del sepulcro en que es-Taba oculto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. II Esdr. 12, 27 ss.
<sup>3</sup> Cfr. II Mach. 2, 13. Según tradición judía, Esdras hizo la colección de los Libros Sagrados <sup>a</sup> Cfr. II Mach. 2, 13. Según tradición judía, Esdras hizo la colección de los Libros Sagrados murió en Persia, donde se muestra su sepulcro en el-Oseir o el -Esr (e decir, Esra, Esdras), en la ribera del Tigris, 40 Km. más arriba de la confluencia del Eufrates y del Tigris. Según Josefo (Ant. 11, 5, 5'. murió en Jerusalén. Tal es la estima en que le tienen los judíos, que, en frase del Talmud, de no haber dado Moisés la Ley, Esdras habría sido digno de darla. Cfr. KL IV 896 ss. Es inadmisible la hiptesis de haber Esdras compuesto (compilado) la Ley, atribuídola falsamente a Moisés y fundado la religión legal; pero fué mayor de lo que comúnmente se ha creído la parte que tomó en la colección redacción de la Ley (y de los Libros Sagrados); efr. núm. 30. Acerca del Libro de la Ley que Esdras legó a la comunidad, y a cuya guarda Nehemías comprometió al pueblo, cfr. Nikel, Die Wiederherstel la del de Según de Según de la Ley (se esta esta en Los indice distributor mon la la Lego en Esdras del Compilado de la Ley (se esta esta esta el Los indice distributor mon ha con Esdras del Compilado de la Ley (se esta esta esta el Los indice distributor mon ha con Esdras en Los indice distributor mon ha con Esdras del Compilado de la Ley en Esdras del Compilado de la Ley esta Esdras del Compilado de la Ley en Esdras del Compilado de la Ley en Esdras del Compilado de la Compilado de la Compilado de Esdras del Compilado de la Compi lung des judischen Gemeinswesens, etc., 202. Los judios distinguen muy bien entre la Ley que Esdraestableció, y las disposiciones y tradiciones que le atribuyeron; éstas se hallan en fuentes extrabiblicas.

4 Cfr. Il Esdr. 7, 4 ss.; cap. 11 y 12

• «Al fin de los días» (Il Esdr. 13, 6); las circunstancias suponen una larga estancia de Nehemía-

en Jerusalén; por lo que algunos trasladan la segunda a la época de Darío Notos, hacia el año 400 a. Cr. Cír. Nikel, Die Wiederherstellung des jüdischen Gemeinwesens, etc., 118 s.; Fischer, Die Chro nologischen Fragen, etc. 91.

Su surgio Sanaballat había instituído para sí un sacerdocio propio en Samaria y erigido u: templo en el monte Garizim, junto a Siquem. Esto y la hostilidad de los samaritanos aumentaron le antigua antipatía de los judíos por aquellos mediogentiles, la cual con las luchas posteriores llegó a

ennyertirse en verdadero odio entre ambos pueblos (Cfr. Eccli. 50, 27 s.; Ioann. 4, 9; Luc. 9, 53).

Acerca de Malaquías cfr. Reinke, Der Prophet Maleachi (tiessen 1856); Die messian. Wessagur ken bei den grossen und kleinen Propheten IV, fascículo 2, 339; Leimbach, Bibl. Volksbücher IV 183 s.

<sup>1, 1.5.</sup> 

<sup>1, 6-2, 9.</sup> 2, 10-16.

<sup>2, 17-3, 6.</sup> 

<sup>3, 7-12.</sup> Cap 3 y 4

<sup>44</sup> Malaquías fué el último de los profetas, «el sello, el término de los profetas», como le llaman los intérpretes judíos. El primero a quien nuevamente reconocieron los judíos como profeta, fué Juan el

«El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está el honor que me corresponde? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está el temor que se me debe?, dice el Señor de los ejércitos. — Si ofreciereis una ren ciega para ser inmolada. ¿no será ello una cosa mal hecha? Y si la ofrecierele coja y enferma, ¿no será ello cosa mala? Preséntala a tu caudillo, para ver si es de su agrado, o si te recibe benignamente, dice el Señor de los ejércitos. - No tengo mis comp acencias en vosotros, dice el Señor de los ejércitos; nl recibiré ofrenda alguna de vuestra mano. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se sacrifica y ofrece a mi nombre ofrenda pura 1; porque grande es mi nombre entre las gentes, dice el Señor de los ejércitos» 2.

El Profeta habla de un sacrificio de la era mesiánica, no de los sacrificios de su tiempo, como sostienen casi todos los intérpretes protestantes. Oplinar éstos, además, que el Profeta se refiere a los sacrificios ofrecidos al verdadera Dios por los pueblos paganos o por los judíos en países gentiles, sacrificios más agradab es que los ofrecidos por los sacerdotes en Jerusalén. Gramaticalmente el texto original puede referirse tanto al presente como al futuro; también el contexto consiente ambas interpretaciones. Mas habría que averiguar si el estado religioso del mundo pagano y el de los judíos de la diáspora pueden justificar la contraposición que establece Malach. 1, 11; y si, de consiguiente, pudo el Pur feta referirse a los sacrificios de su época. Parece debe negarse en absoluto entu posibilidad. Aun los intérpretes protestantes rechazan que Malaquías se refiera a los sacrificios que los paganos ofrecían a sus dioses — inconscientemente también al verdadero Dios —; el Profeta alude a la corriente monote'sta que por entonces se despertaba en el mundo pagano, y a los sacrificios que ofrecion los prosélitos en honor de Yahve. Mas la corriente monoteísta estaba en aquella época en muy humildes principios y sólo daba un puesto al Dios de Israel en el Panteón junto a los demás dioses. De consiguiente, a lo sumo pudo ser para el Profeta el punto de partida de su visión, mas no el cuadro mismo que contemplaba. En cuanto a 'os judíos de la diáspora, no sabemos, y aun es muy inverosimil, que «en tedas lugares» ofreciesen sacrificios puros al nombre del Señor; hasta hoy sólo dos templos de la diáspora nos son conocidos (Elefantina y Heliópolis). Por el contrario, la conversión de los paganos a Yahve es un rasgo esencial del cuadro del porvenir mesiánico; y Ps. 21, 27, 30, Is. (6, 2 y Ierem. 33, 17 s.; indican la universalidad del sacrificio en los tiempos mesianicos; la idea, pues, de Malach. 1, 11 es muy obvia.

El Profeta anuncia un sacrificio en sentido propio, no un sacrificio espiritual como, por ejemplo, la oración o las buenas obras; pues, la palabra hebren mincha designa en el ritual mosaico los sacrificios incruentos — oblaciones y libaciones — que acempañaban a los sacrificios cruentos, y a veces se ofrecían también independientemente 3 de éstos 4; por lo que en Ps. 40, 7 se dice 1 sebach u-mincha, sacrificios (cruentos) y oblaciones. El Profeta hablaba a los sacerdotes acerca de su oficio; es, pues, natural que diese a sus palabras el son tido litúrgico fijado por la Ley. La palabra mincha no se usa en el Antiguo Testamento en sentido metafórico. El contexto exige asimismo darle sentido de sacrificio real: a los sacrificios externos del Antiguo Testamento debe contraponerse aquí un sacrificio, externo también, pero perfecto, un sacrificio puro, en contraposición a los del Antiguo Testamento, es decir, un sacrificio que nu se contamine de la flaqueza de los oferentes; lo cual no se puede aplicar a 'on sacrificios interiores que dependen de la limpieza o impureza del oferente, y, por consiguiente, participan más o menos de la flaqueza humana. Mas este sacrl'elo debe ser sustitución y cumplimiento perfecto y verdadero de los sacrificios del

de vuestra ingratitud. Cerca está el tiempo del Mesías, cuando todos los pueblos me han de reconvest y adorar como al verdadero Dios, y en toda la tierra se me ofrecerá un sacrificio incruento, puro y perfecto.

Bautista. Malaquías significa rángel (nunsajero) del Señora, como le llama la versión griega. De aud el haber creído alguno, que fuera un ángel en figura humana. Malaquías llama al Precursor anuels pero en el sentido de cuncasajero del Señora. Los judíos creyeron que Malaquías era otro nombre de Esdras; lo cual no es inverosímil; también le tuvieron por miembro de la «Gran Sinagoga» como a Daniel Esdras, Ageo y Zacarías (efr. núm. 775).

\* Es decir: Suprimid del todo vuestros sacrificios. Son en sí imperfectos, y además van manchado.

 <sup>2 1, 6 8 10</sup> s.
 4 El sacrificio diario del sumo sacerdote, los panes de la proposición y el sacrificio pro pecusto de tos pobres (cfr. núm. 311 y 325).
Lev. 2, 1 4; 5, 6; 6, 7 ss.; 7, 9.

105. ESTER

Antiguo Testamento. Todas estas condiciones se cumplen en el Santo Sacrificio do la Misa de la Iglesia Católica. Este es el único sacrificio de la era mesiánica ptrecido al verdadero Dios en todos los pueblos y en todos los lugares, de Oriente à Occidente. Es una oblación figurada en el sacrificio de Melquisedec, en los panes de la proposición y en las ofrendas y libaciones que acompañaban a los sacrificios cruentos 1, y anunciada clarísimamente cuando al Mesías se le lluma «sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Es un sacriticio real que sustituye de manera perfectísima a todos los sacrificios del Antiguo l'estamento; es sacrificio de acción de gracias, de alabanza, impetraterio y propiciatorio. Es un sacrificio puro, que no puede contaminarse o ser inva idado por la indignidad del oferente, porque sacrificio y oferente propiamente dicho es el Hijo de Dios encarnado, infinitamente puro y santo. Así entienden este pasaje san Ireneo 3 y san Justino 4 v los Padres que les han seguido; así lo interpreta expresamente el santo Concilio Tridentino 5.

718. «Ile aqui que yo envio a mi Angel, que preparará el camino ante mi faz . Y luego vendrá a su Templo el Dominador a quien vosotros buscáis, y ol Angel del Testamento, que vosotros deseáis. He aquí que viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿ Y quién podrá pensar en el día de su venida, y quién se parará para mirarlo? Porque él será como fuego que derrite, y como yerba de bataneros, y él purifica a los hijos de Leví, y 'os acrisola como el oro y la plata, vellos ofrecerán al Señor sacrificios con justicia. Y será agradable al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusa'(n, como en los siglos primeros y tiempos antiguos. Y me llegaré a vosotros para juzgaros; y yo seré pronto testigo i contra los hechiceros, adúlteros, perjuros, injustos», etc. 8.

«Porque he aquí que llegará aquel día semejante a un horno encendido; y todos los soberbios, y todos los que ejercen la maldad serán como estopa; y los abrasará el día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos, sin dejar de ellos ni raíz ni renuevo. Y nacerá para vosotros, los que teméis mi nombre, el sol de justicia v la salud con sus rayos. — He aquí que vo os enviaré al profeta Ellas, antes que venga el día grande y tremendo del Señor. Y convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres o; no sea que yo

venga y hiera la tierra con anatema» 10.

#### 105. Ester

(Hacia el año 480 a. Cr.)

719. Refiere el Libro de Ester 11 cómo en cierta ocasión fueron librados de la muerte los judíos que residían en el reino persa; la protagonista Ester ha dado el nombre al libro. Este se escribió probablemente luego del suceso, para que fuera leído en la fiesta de los Purim, instituída para conmemorar tan fausto acontecimiento. La narración y los documentos contenidos en él descansan seguramente en apuntes que dejó escritos Mardoqueo (9, 20-23) y en cartas que él escribió a una y otra parte para disponer la fiesta conmemorativa. La forma

<sup>&#</sup>x27; Cfr. núms. 144, 301, 306, 311. ! Ps. 109, 4. Hebr. 7; cfr. núm. 526.

<sup>1</sup> Adv. haer. 1. 4, c. 17, n. 5.

Dialog. c. Tryph. n. 28 41 117.

Sess. 22 c. 1. Más por menudo en Reinke, Beitrage 11 465; ZKTh 1881, 499; Hetzenauer, Theol. bibl. 1 663; Brinktrine (Der Messopferbegriff in den ersten zwei fah hunderten en Freiburger theol. Studien, fascículo 21, Friburgo 1918, 217 ss ) trae un excelente comentario y resuelve las objeciones y dificultades medernas.

<sup>\*</sup> El que habla es Dios, el cual aparece en el Mestas. Este es también el Dominador, el Príncipe de la paz (núms. 663 y 713), y lleva por nombre Angel de la Alianza, como medianero de la Nueva y eterna Alianza, anunciada por Moisés y prediceda por los profetas (cfr. Deul. 18, 15; núm. 394; 15. 42, 6 ss.; 49, 8; lerem. 31, 31 ss.; núm. 682). Viene a su Templo, porque es el Dios verdadero.

En su omniscencia.

<sup>3, 1-5.</sup> Como el orfebre y el batanero separan la escoria y la suciedad, así el Mesías separará

todo lo impuro y pecaminoso, sobre todo de los sacerdotes y levitas.

Los santos Padres entienden la venida de Elías al pie de la letra, y en el día grande y terrible del Señor ven el Juicio Universal; cfr. núm. 596.

<sup>16 4, 1 5, 5 5.
16</sup> Kaulen-Hoberg, Einleitung II § 273 58.; Seisenberger, Die Bücher Esdras. Nehamits und Esther
17 Kaulen-Hoberg, Einleitung II § 273 58.; Seisenberger, Die Bücher Esdras. Nehamits und Esther (Münster 1877); Rösch, Die Heilige (Viena 1901); Neteler, Die Bücher Esdras, Nehemias und Esther (Münster 1877); Rösch, Die Heilige Schrift Al 926; KL IV 926 s.; Kalt, Dos Buch Esther (Steyl 1924)

actual del libro se debe, sin duda, a que los judíos, cuando la fiesta de los Purim tomó carácter mundano y tumultuoso, omitieron ciertos pasajes, para que se profanase el nombre de Dios en la lectura pública. Por esta razón el testo hebreo actual es más breve que el traducido por los Setenta. San Jerónimo tra dujo fielmente el texto hebreo abreviado, y su versión constituye la primere parte del Libro de Ester (1, 1-10) de la Vulgata, que siempre gozó de autoridad canónica entre los judíos. En cuanto a la segunda parte (10, 4-16, 24), continue algunas adiciones a distintos capítulos del libro, tomadas de los Setenta, Internaciones a distintos capítulos del libro, tomadas de los Setenta, Internaciones a distintos capítulos del libro, tomadas de los Setenta, Internaciones a distintos capítulos del libro, tomadas de los Setenta, Internaciones a distintos capítulos del libro, tomadas de los Setenta, Internaciones del libro, tomadas de los Setentas del libro, tomadas del cuales integraron también en otro tiempo el texto original hebreo de l'ater, fueron reconocidas como auténticas por la Iglesia cristiana y citadas por los judíos mismos, como Fl. Josefo 1.

Se ha puesto en duda el carácter histórico del libro, fundándose en criterios internos y externos. Nada se cuenta de Ester en las fuentes de la historia profana; la persona del rey Asuero no aparece en los anales de la historia persu i ni siquiera se puede precisar un núcleo histórico. Pero la no existencia de pruebne extrabíblicas nada prueba contra el carácter histórico del libro, sobre todo sen do tan incompletos los conocimientos que de aquel período de la historia to nemos, por haberse perdido los anales del reino persa. La historia de Exter y de lo que aconteció a los judíos de Persia — indudablemente había muchos en este reino — encaja muy bien, tanto crono ógicamente como por su contenido, dentro de la historia conocida de la cautividad; la situación, las ideas y contumbres de Persia que el libro supone, y los datos que aduce, concuerdan perfectamente con lo que sabemos del reino persa de aquella época. No cabe una descripción más fiel de la vida de serrallo de un soberano oriental, que la de vide libro. La elevación de una favorita después de repudiada otra, era cosa corrente en las cortes orientales, como también la ejecución de un ministro omnipotente. Los caracteres de todos los personajes están pintados con gran verdad psicológica. La institución de la fiesta de los Purim era tan conforme a la costumbre, como el establecimiento de la fiesta en recuerdo de la victoria sobre Nicanor (II Mach. 15, 36). El asiriólogo Oppert ha demostrado (1864) que el contenido del Libro de Ester dice bien con el cuadro de la historia persa cono cida; y las excavaciones francesas de Susa (1884-1886) han confirmado completamente lo que acerca del palacio real dice o supone el Libro de Ester! No hay en esta historia nada que sea imposible históricamente; ni siquiera no relatan sucesos prodigiosos, sino sólo admirables disposiciones (divinas), con las cuales pudieron cooperar factores naturales. No hay, pues, necesidad de apartarse de la interpretación tradicional, respetuosa con el sentido literal del texto, y suponer se trate de una historia de libre invención o de una alegoría o fábulo con fondo histórico. Descubrir en la mesa semejanza externa de los nombres Ester, Istar; Mardoqueo, Marduc, un mito babilónico trasplantado y transfor mado 4, merece calificarse de fantasía o arbitrariedad.

Después de la toma de Babilonia por los persas, a pesar del permiso para regresar a Jerusalén, gran parte de los judíos quedó en el reino, que desde ahora llamaremos persa. De ello se sirvió Dios para que los paganos viniesen al conocimiento del verdadero D.os y de la promena del Redentor venidero, y, de esta suerte, se preparase el camino a la rellegión del Redentor. Algunos judíos que descollaban en la fe y en la virtud llegaron a tener gran valimiento con los reyes paganos, como antes Duniel y sus tres compañeros, como Esdras y Nehemías; valimiento del que se sirvieron en provecho de sus compatriotas y de la verdadera religion, Tal sucedió con Ester 5. Vivía esta doncella en Susa, en tiempo del rey Asucro 6 o Ahasvero; era huérfana de padres, y su tío y padre adoptivo

<sup>1</sup> Ant. 11, 6.
2 Jampel, Das Buch Esther auf seine Geschillichkeit kritisch untersucht, nebst einen Anhang: Die 1 pographische Beschreibung des Achaschwerosch-Palastes im Buche Esther und die Burg zu Susa wie Dieulaloy (Franklurt 1901).

Asi Scholz, Kommeniar über des Buch Esther (Würzburg 1802).

Winckler-Zimmern, KAT3 514 ss.; cfr. ThR 1903, 294; Rb 1909, 7 ss. 161 ss.; BZF VIII

<sup>5, 6, 200</sup> SS Este era su nombre persa, que significa estrella; en hebreo se llamaba Edissa (Hadassa), que

quiere decir mirto. \* Admittese comúnmente que se trata del rey Jerjes I, que reinó de 485 a 465. El consejo que celebró luego de la conquista de Egipto versó acerca de la campaña contra Grecia, que llevó a cabo el año 488

Mardoqueo cuidaba de ella como de un hijo. En el tercer año de su reiundo, invitó Asuero a los sátrapas y magnates de las 127 provincias del reino y los regaló en su palacio durante 180 días con inusitada esplen-

También a los habitantes de Susa dió opíparos banquetes durante siete Mas! El séptimo día, en el hervor del vino, mandó Asuero a la reina Vasti que se presentase ante los comensales con la corona en la cabeza, para que todos contemplaran su hermosura. Esto repugnaba, tanto a la costumbre de comer las mujeres separadas de los hombres, como a la altivez de la reina. Rehusó, pues, obedecer la orden del rey. Irritado Asuero, repudió a Vasti, y en su lugar elevó a Ester, que fué la que más le agradó entre todas las doncellas escogidas del país. Por consejo de Mardoqueo, ocultó Ester su origen judío. Cuidadoso Mardoqueo de la salud de Ester, paseábase todos los días por delante del palacio real. Supo cierto día que dos eunucos trataban de matar al rey . Comunicóselo inmediatamente a Ester, la cual dió parte a Asuero en nombre de su tío, y, hechas las pesquisas, averiguóse la verdad del hecho, con lo que ambos conspiradores fueron colgados en un patíbulo . Este suceso fué registrado en los anales del reino.

721. Algún tiempo después, el rey ensalzó a Amán, del linaje de Agag 4, a la más alta dignidad de su reino. Todos los criados del rey doblaban la rodilla en su presencia y le honraban casi como a un dios; sólo Mardoqueo no doblaba la rodilla ni le adoraba, porque no podía dar a un hombre la honra que sólo a Dios compete 4. Cuando Amán vió esto y oyó que Mardoqueo era judío, se irritó en gran extremo, y, pretextando que los judíos urdían alguna conspiración, indujo al rey a que diese la orden de matar a todos los judíos que se hallasen en su reino, mozos y

según Herodoto, cuatro años estuvo haciendo preparativos para esta expedición. La elevación de Ester y los sucesos que narra nuestro libro acaecieron después del regreso de Grecia (479 a. Cr.)) El año 465 y lus sucesos que narra nuestro libro acaecteron despues del regreso de Grecia (479 a. Cr.) El año 405 lue a-estinado Jerises. Queda, pues, tiempo sobrado para encajar los sucesos que narra el Liho de Lister. Cfr. Schöpfer, Geschichte des AT\* 652; Kralik, König Xerxes und Esther, en K II 251 ss. Contra la identificación de Asuero con Jerjes se aducen los siguientes argumentos: 1, Ester no pudo ser esposa de Jerjes, pues entre los años 7 y 12 de su reinado tuvo Jerjes por esposa a la cruel y supersticiosa. Amestris (Herodoto 4, 114; 9, 112), y por otra parte, según la Biblia. Ester no fué mujer secundaria, sino esposa principal del rey; 2, según la ley persa, el rey no podía tomar esposa en la forma que supone el Libro de Ester, sino debla escogerla de entre siete familias nobles de Persia. Pero advierte Herodoto que a los reyes persas les estaba permitido obrar según su antojo; y Jerjes I no era un hombre que supiese refrenar sus caprichos e inclinaciones. El nombre Achaschwerosch, Jerjes, sólo se lee en el texto masorficio: la versión griega dice Attagerxes. Pudiera quier afectiva de Artais, que cita Ktesias. masorético; la versión griega dice Artaxenxes. Pudiera quizà referirse a Artais, que cita Ktesias, y cuyo nombre persa es Ardeschir o Bahaman, sobre todo si se admite que el relato mismo (2, 6 y Setenta 4, 17) alude a época posterior al destierro. Riessler en KHL 1 1354.

Banquetes de esta naturaleza se han usado en Persia desde los tiempos más remotos hasta la

época moderna. Cfr. en KM 1888, 235 la descripción de uno de ellos, celebrado en 1721. Los 180 días precedentes indican, sin duda, el tiempo durante el cual Jerjes atrajo a su corte a los magnates del reino para sus futuros planes; mas no afirma el texto que todo ese tiempo hubiese transcurrido en con-

reino para sus futuros planes; mas no afirma el texto que todo ese tiempo hubiese transcutrido en continuo banquetear. Sin embargo, entre los persas las francachelas y orgías y las manifestaciones externas de esplendidez son en tales coyunturas lo más importante (cfr. 12, 6; 16, 12).

Todo el contexto revela que Mardoqueo, uno de los judios más conspicuos, desempeñaba en la corte un cargo que le daba entrada en el palacio real y le permitia observar a los camareros (empleados de la corte) y mantener relaciones con Ester Y aun lo dice expresamente el versículo 3 del capítulo 11 (donde abre el relato la versión griega): Mardoqueo era un personaje conspicuo y uno de los primeros en la corte del rey. De donde se explica que a la caída de Amán pasase a desempeñar el cargo de éste.

El castigo del «patíbulo» era antiguamente sinónimo de «empalamiento» o «crucifixió», como vemos en numerosas representaciones asirias. El sometido a este suplicio era «colgado» vivo o muerto, es decir, empalado; lo cual constituía en el primer caso un horrible martirio.

No de la tribu amalecita de Agag (cfr. historia de Saúl, núm. 477), sino de una ciudad de Media, de la cual procedía Amán (Hagen, LB I 160 206) Los Setenta y la Vulgata le llaman también Bugaeus, es decir, hablador, jactancioso, y le hacen originario de Macedonia. Pudo haberlo sido, pues por aquella del foco crun muy animadas las relaciones entre Persia y Grecia (Macedonia). Sea de ello lo que fuere, el origen del favorito explica las intrigas, agitaciones y aun intenciones de alta traición de que se le creyó

origen del favorito explica las intrigas, agitaciones y aun intenciones de alta traición de que se le creyó capar, a consecuencia de las cuales cayó de la privanza del rey. Es también posible que la conjuración que desbarató Mardoqueo estuviese relacionada con los manejos de Amán, y que de aquí procediera el

odio de éste contra Mardoqueo y los judíos.

13, 12 ss. «La reverencia tributada a los reyes y personas principales consistía en una inclinación " 13, 12 ss. «La reverencia tributada a los reyes y personas principales consistía en una inclinación ten profunda, que la cabeza llegaba a tocar el suelo; era también uso arrodillarse inclinando la cabeza hasta la tierra o echarse a tierra. Estas demostraciones de respeto se tributaban (propiamente) a los dioces y luego también a los hombres, que representaban una parte de la autoridad divina. Amán exigla no sólo inclinación profunda de cabeza, sino genuflexión acompañada de inclinación» (Scisenberger, Esther 147). Mardoqueo se negaba, pues, a tributar a Amán el homenaje que sólo a Dios era debido Es posible que a ello contribuyesen otras razones (antipatía nacional y personal), que hacían a ter de punto el enojo de Amán.

viejos, niños y mujeres, y de confiscar todos sus bienes. La orden no había de cumplir en un solo día, el trece del mes duodécimo (Adar) que salió por suerte 1. Amán calculaba en 10.000 talentos de plata el ingreno que de ahí resultaría al erario real 2. Mas el rey cedió a Amán toda la ganancia. Grande fué la consternación y el llanto entre los judíos . Murdoqueo dió cuenta a Ester de lo que Amán traía entre manos, para que fuese al rey e intercediese por su pueblo.

Era costumbre en la corte, que nadie, bajo pena de muerte, entrase a ver al rey sin ser llamado. Por instigación de Mardoqueo, Ester arriesgó el peligro, no sin antes encargar a todos los judíos de Susa que ayunasen y orasen por la salvación del pueblo . Vistióse de cilicio, cubrió de polvo y ceniza su cabezn, ayuno y oró: «No entregues, oh Señor, tu cetro a los vanos ídolos y a sus ministros; antes bien, vuelve contra ellos sus designios. Dame valor y palabras discretas en la presencia del león (Asuero), y muda su corazón. Tú sabes que aborrezco el trato con los paganos, y que el distintivo de mi g'oria que llevo sobre mi cabeza me da asco; que desde el día en que fui trasladada acá hasta el presente, jamás ha tenido tu sierva contento sino en ti, Dios de Abraham, tOh Dios todopoderoso, escucha la voz de les que no tienen otra esperanza, y sálvanos de las manos de los injustos» . Quitóse los vestidos de duelo, vistióse sus galas de reina, y, acompañada de dos siervas, fué a la sala de audien jas del rev. Estaba éste sentado en su trono, vestido con el regio manto, resplando ciente de oro y pedrería.

Echóse Ester a los pies del rey. Y habiendo Asuero alzado la vista y manifestado en sus ojos encendidos el furor de su pecho, la reina cayó desmayada. Trocóse entonces el corazón del rey; y saltando presuroso del trono, la tomó en sus brazos y le dijo: «No temas, Ester, no morirás; porque esta ley no fué puesta para ti, sino para todos los demásni Puso luego el cetro sobre el cuello de Ester, y le dijo con cariño: «¿Qué deseas?» A lo que ella respondió: «Si place al rey, suplico que venga hoy con Aman a mi habitación al convite que tengo preparado». Así sucedió.

Y cuando en el convite preguntó el rey a Ester cuál fuese su deseo, dijo ella. «Si he hallado gracia delante del rey, y si le place concederme lo que pido y cumplir mi petición, venga con Amán al convite que le tengo dispuesto, y manana le manifestaré mi voluntad . Prometióselo el rey. Y Amán abandonó el regio alcázar muy satisfecho de tan singular muestra de aprecio . Mas como al sair viese a Mardoqueo sentado a las puertas del pa'acio y que no se levantaba para hacerle el acatamiento , irritóse sobremanera. Llegado a su casa, hizo presente a sus amigos y a su mujer cuán grandes eran sus riquezas, la multitud de sus hijos y el alto grado de gloria a que el rey le había elevado. y cómo la reina le había invitado para el día siguiente a comer con el rey en sus habitaciones. «Pero, añadió con amargura, aunque gozo de todas estas satisfacciones, me parece que nada tengo mientras viere al judío Mardoqueo sentado

Que ofan lo que se framaba; por consiguiente, primero en la ciudad y luego en los demás puntos adondo iba llegardo la noticia o el temor del golpe mortal que se preparaba.

<sup>13, 1</sup> ss. Parece a algunos cosa extraña y aun increfble que se publicara anticipadamente (11 meses antes) la fecha señalada por la suerte para la ejecución. Mas no advierten que la publicación todo el réno requería largo tiempo; que el decreto no nomb aba a los judios (en la capital fué do deprimero se sospechó); y que no era de temer la huídi o resistencia de los mismos. Pudieron también haber contribuído ideas suersticiosas, como en el echar la suerte; y quizá estaba Amán tan seguro de resultado, que no temía un fracaso. Según la versión griega, el tiempo se redujo a diez días.

2 De la tasación de Amán se colige la riqueza de los judios, que debió de excitar su envidia. Lo judios se habían señalado probablemente en los negocios me cantiles (como en Media y Babilonia, segue 18th, de la como en Media y Babilonia, segue 18th, de la como en Media y Babilonia, segue 18th, de la como en Media y Babilonia, segue 18th, de la como en Media y Babilonia, segue 18th, de las como en Media y Babilonia, segue 18th, de las indicas Demáe.

Tob. 4, 21 Cfr. núms. 624 y 650, y Amán se apoyaba en algún partido enenigo de los judíos. Demás de esto se trata de una valoración con que Amán quiso ganar la voluntad del rey, cuyo erario estaba exhausto después de la campaña contra Grecia.

<sup>4</sup> Cír. 13, 8 ss. 4 Cap. 14

Cap. 15.

Vaciló por timidez, y qui o antes asegurarse plenamente de la benevolencia del rey. Mas la divina provid-ncia se sirvió de esta dilación para hacer resaltar más el justo castigo de Amán.

Según costumbre persa, sólo a la reina y a la madre del rey estaba permitido comer con éste.

De disgusto por los planes sanguinarios de Amán.

a la puerta de palacio». Su mujer y sus amigos le aconsejaron mandase prepauna viga de cincuenta codos <sup>1</sup>, y pidiese al rey que Mardoqueo fuese colgado

de ella; así podría ir contento con el rey al convite.

No podía el rey conciliar el sueño aquella noche, por lo que mandó le trajerun las historias y anales de los tiempos pasados. Y como fuesen leídos en su presencia, llegó a aquel lugar en donde estaba escrito cómo Mardoqueo había descubierto la conspiración de los eunucos Bagatán y Tares, que intentaban degollar al rey Asuero. Lo cual oído por el rey, dijo: «¿Qué honra y qué premio ha recibido Mardoqueo por esta fidelidad?» Sus siervos y ministros le dijeron: «No ha recibido ninguna recompensa» 2. Y el rey dijo: «¿Quién está en la antecámara?» Porque Amán había entrado en el cuarto interior del palacio, para sugerir al rey que mandase colgar a Mardoqueo en el patíbulo que le tenía proparado. Respondieron los criados: «Amán». Mandó el rey que entrase y le dijo: «¿Qué debe hacerse con aquel hombre a quien el rey desea honrar?» Y Amán, creyendo que el rey a ningún otro quería honrar sino a él, respondió: abl hombre a quien el rey desea honrar, debe ser vestido de vestiduras reales, y montar sobre un caballo de los que monta el rey, y llevar sobre su cabeza la corona real; y el primero de los príncipes y grandes del rev debe llevar por la diestra su caballo, y, caminando por la plaza de la ciudad, decir en voz al a: Así será todo aquél a quien el rey quisiere honrar». Y le dijo el rey: «Dato prisa, y, tomando el manto real y el caballo, haz todo lo que has dicho con el judío Mardoqueo, que está sentado a las puertas de palacio. Guárdate de omitir cosa alguna de las que has dicho». Con sumo disgusto y rabia tuvo que cumplir Amán la orden del rey. Y luego se retiró a toda prisa a su casa con gran pena y desazón y refirió a su mujer y a sus amigos lo que le había acontecido.

723. Entre tanto había llegado la hora del convite; y Amán, avisado por los eunucos del rey, fuese allí a toda prisa. Durante el banquete preguntó el rey a Ester: ¿Qué petic ón es la tuya? Aunque pidieses la mitad de mi reino, la alcanzarás». «Si he hallado gracia en sus ojos, oh rey, respondió Ester, sálvame la vida y la de mi pueblo; porque estamos condenados a la ruina, al degüello y al exterminio». Preguntóle el rey: «¿Quién se atreve a hacer esto?» — «Nuestro perseguidor y enemigo es ese perversísimo Amán», repl có Ester. Amán se quedó yerto de espanto. Y el rey, lleno de cólera, se levantó y pasó al jardín que estaba contiguo. Cuando entró de nuevo en la habitación, díjole uno de los eunucos: «Sábete, oh rey, que en casa de Amán hay un patíbulo de cincuenta codos de alto, que él ha mandado preparar para Mardoqueo». — «Colgadle en él», respondió.

Amán; y como la ley persa no permitía que un edicto del rey fuese revocado, el día 23 del tercer mes (Siván) se dió un nuevo decreto, disponiendo que los judíos pudiesen armarse y defenderse de sus agresores se tentonces hubo gran júbilo y extraordinaria alegría entre los judíos; y cuando llegó el día señalado, tomaron las armas los judíos, y apoyados por las autoridades, hicieron gran estrago en sus enemigos, los partidarios de Amán que se habían alzado contra ellos, y los mataron; mas no quisieron saquear ni tocar nada de sus bienes. Para perpetuar la memo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quizá se trata de números redondos, para indicar que a Madoqueo le esperaba el máximo y más cruel castigo; o tal vez hay en esto, como en muchos otros datos, una corrupción del texto (pues no se comprende fácilmente un patíbulo de 25 m.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es decir, según los anales. En 12, 5 se habla de regalo: hechos a Matdoqueo; pero no constatdo de ello en los anales, debieron de ser poca cosa, o no tenían conocimiento de ello los consultados.

<sup>8</sup> Hacia mediados de junio (cfr. núm. 322). Como el día señalado para la ejecución de los judíos

Hacia mediados de junio (cfr. núm. 322). Como el día señalado para la ejecución de los judíos era el 13 del mes du décimo, no había tiempo que perder, dada la gran extensión del reino.
 Cap. 8; cfr. cap. 16.

El número de los enemigos muertos ascendió a 75.000 (según los Setenta a 15.000), unos 600 por cada una de las 127 provincias, unos pocos en cada ciudad. Los j díos ob aron en propia defensa, y no tenfan otro medio de salvarse. De suponer es que los judíos habrían anelado a las armas allí do de estaban expuestos a las violencias de sus enemigos (los partidarios de Amán). Se lo permitía también el edicto del 1 ey. No éran cosa rara en Oriente, y aun hoy ocurren algaradas sangrientas y matanzas como éstas. En la versión griega no se lee que Ester recabase del rey la repetición de la matanza.

ria de este fiecho, estableció Mardoqueo que se celebrase todos los años la fiesta de los Purim 1 los días 14 y 15 del duodécimo mes (Adar) 4.

724. La Iglesia ve en Ester una figura de la Virgen María. Así como unicamente Ester fué exceptuada de la rigurosa ley de Asuero, así María fue exenta de la ley del pecado original; Ester, intercediendo por su pueblo, lo libro de la muerte; María, escogida Madre del Redentor, es «causa de nuestra alegría» y, por su intercesión, « auxilio de los cristianos» 3. Y no se diga que la narración bíblica nos presenta a Ester en forma poco apropiada para simbo'izar a la Iglesia y a la Madre de Dios 4; pues a la figura bástale una u otra semejanza con lo figurado; y en Ester encontramos la circunstancia de haber aplacado la ira del rey y hallado gracia en sus ojos y, por su situación y valimiento, librado del exterminio a su pueblo, venciendo la astucia y el poder del enemigue Por lo demás, nada hay en el carácter de Ester que la haga indigna de ser figura de la Virgen María. Sus ideas religiosas y morales son intachables; sus reluciones con Asuero, legítimas, pues era mujer del rey; su conducta es una prueba de prudencia y sacrificio heroico, de sentimientos humi'des y de resolución; mu deseo de dar a los judíos armas para la defensa, no procede de ruin deseo de venganza, sino de su celo religioso-nacional y de la prudencia. No se le puede culpar de las ideas de su época ni de la poca ejemplaridad y perfección de la corte real; ni daña esto a su condición de figura. Tampoco se la puede hacer responsable de las pasiones y antojos de Jerjes. A la cualidad de figura no pertenecen las imperfecciones propias de la época o del carácter, sino lo que Ester lué para su pueblo por disposición de Dios, y lo que en favor del mismo hiso, movida por sus nobles y religiosos sentimientos.

#### 106. Situación de los judios bajo la dominación griega y romana. Versión griega de la Sagrada Escritura

725. Los judíos repatriados disfrutaron doscientos años de paz bajo la dominación persa. Quizá a ello se deba el silencio que guardan los documentos sagrados acerca de la segunda mitad de este período. Ejercieron saludable influjo ciertos hombres piadosos e instruídos, los cuales, en unión con el sumo sacerdote, se dedicaron al sostenimiento de la Ley mosaica y del orden civil y religioso. No hay duda que así sucedió, y que al sumo sacerdote asistía una representación de Ancianos (II *Mach.* 1, 10), semejante a la antigua, aunque no se puedo probar que Esdras fuese el fundador de la «Gran Sinagoga» , es decir, de una corporación con poder legislativo y judicial, semejante al Consejo Supremo (Sinedrio, Sanedrín) de más adelante . Los judíos formaban una comunidad propia, autónoma en los asuntos religiosos, tanto bajo la dominación persa como bajo la griega y romana; necesitaban por tanto un «Consejo»; mas no se puede demostrar con certeza que éste existiese antes de la época de los griegos (Antíoco el Grande).

No cambió la situación cuando Alejandro Magno, rey de Macedonia, acabó con el reino persa, 334-331 a. C., extendiendo sus dominios hasta la India,

pues el Macedonio favoreció a los judíos 1.

Es decir, la fiesta de las Sucrtes, porque Amán determinó por suerte el día en que habían de sor degollados los judíos. No se ha explicado aún la etimología de esta palabra (cfr. Nikel, BZF VIII 202 88). La fiesta degeneró más tarde entre los judíos en una carnavalada. Todavía hoy se lee en las sinagora-los dos días el Libro de Ester en un pergamino, en el cual los nombres de los diez hijos de Amán los dos días el Libro de Ester en un pergamino, en el cual los nombres de los diez mijos de combre de figuran cuerpos suspendidos en patíbulo. Cuando sale el nombre de Amán, se arma un gran estrépito. Los adultos palmotean y patalean; los niños golpean los bancos con martillos, y todos gritan: exterminado sea su nombreo. Un niño se presta a ser clavado como Amán. Ambos días se celebran orgination banquetes. Cir. Allioli, Real-Bibellexikon 11 170 280; Haneberg, Geschichte der bibl. Offenbarung<sup>3</sup> 105 %.

A principio de marzo; cfr. núm. 332 Cfr. Zschokke, Bibl. Francia 348 ss., en especial 30r.

A. Scholz, Esther XXXVI.

<sup>\*</sup> Sinagoga significa propiamente reunión; más tarde se dió tambien este nombre al lugar de reunión, al oratorio.

<sup>\*</sup> KL XI 1087; cfr. Schöpfer, Geschichte des AT \* 623.

\* Cuenta Josefo (Ant. 11, 8, 3-5) que Alejandro Magno, durante el sitio de Tiro, se dirigió al sumo sacerdote Jaddua exigiendo que le reconociese como a Señor y le enviase tropas y toda clase de apoya contra los persas. Como se hubiese disculpado el sumo sacerdote con el juramento que tenía prestada al rey de los persas, irritóse Alejandro sobremanera y amenazó con tomar venganza. Destruidas las ciudades de Tiro y Gaza, dirigiase a Jerusalén, cuando le salió al encuentro con toda solemnidad el

Mas cuando a su muerte prematura, 323 a. Cr., sus generales se repartieron al imperio macedónico, comenzó una época aciaga para los judíos. Judea fué manzana de discordia entre los reves egipcios y sirios, y teatro de guerras que nunca acababan. Esto no obstante, los cien primeros años, durante el predominio de los Ptolomeos 1, los judíos fueron relativamente felices. Los Ptolomeos ejercieron un dominio suave y permitieron a los judíos establecer colonias en todo su imperio, de suerte que Egipto llegó a ser para los judíos la segunda patria . Muchos ocuparon cargos elevados en la corte y en el ejército; fundaron por todas partes escuelas y sinagogas o casas de oración; en la capital, Alejandita, construída en honor de Aleiandro, había un Consejo de Ancianos, y cuando más tarde Palestina cayó en poder de Siria, Ptolomeo Filopator (181-145 a, Cr.) permitió a Onías, hijo del sumo sacerdote Onías III asesinado en Antioquía 3, construir en las proximidades de Hierópolis4 un templo que rivalizaba en magnificencia con el de Jerusalén; en él se celebró el culto divino con la misma solemnidad que en el de la metrópoli . Estas escasas noticias han sido completadas recientemente de manera sorprendente e inesperada por el hallazgo de documentos arameos en el Alto Egipto. Al abrir en 1904 una calle en Assuán (antigua Syene), se encontraron encerrados en una caja de madera diez papiros escritos en lengua aramea, con doble data, y en 1007 otros tres en la isla de Elefantina, que está enfrente. Los primeros son decumentos privados, escritos hacia el año 450 a. Cr.; los otros, pertenecientes al archivo de una comunidad de Elefantina, se remontan al año 400 a. Cr. (cfr. lámina 4 b). De ellos se desprende haber existido en la isla de Elefantina va en los siglos iv y v a. Cr. una colonia judía, probablemente militar, que constituía una comunión religiosa particular, fiel a la religión de Yahve, con santuario, sacerdocio y sacrificios,

sumo sacerdote, vestido con sus ornamentos pontificales, rodeado de los sacerdotes con sus vestiduras ungradas y de numerosos judíos vestidos de blanco. Acordóse entonces Alejandro de un sueño que tuviera antaño, en el cual se le había aparecido una futura semejante que le vaticinó la victoria sobre tuviera antano, en el cual se le habla aparecido una figura senejante que le vaticinó la victoria sobre los persas. Alargó la inano al sumo sacerdote, entró en la ciudad y ofreció sacrificios en el Templo Y como le mostrasen las profecías de Daniel que a él se referían (8, 21 ss.; 11, 3 s.), alegróse mucho y concedió a los judios exención de tributos todos los años sabáticos, y les permitió vivir según lapropias leyes en todas partes, aun en su ejército, con lo que muchos se alistaron en sus filas (cfr. también pág. 585, nota 1. — Este relato apenas ofrece garantía histórica en todos sus pormenores, y no ha sido confirmado por otras fuentes; pero seguramente encierra un núcleo histórico y no es intrínsecamente increfible. Cfr. Kampers, Alexander der Grosse und die Idee des Weltimberitums (Friburgo 1901) et 1 s. No estaba prohibido ofrecer holocoustos en pombre de los naganos (extranjeros proshibido ofrecer holocoustos en pombre de los naganos (extranjeros proshibido el vece 51 ss. No estaba prohibido ofrecer holocaustos en nombre de los paganos (extranjeros prosélitos) al verdadero Dios (cfr. Lev. 22, 25; III Reg. 8, 41-43); después del destierro los encontramos muy a menudo. Los Libros Sagrados (cfr. Ierem. 29, 7; Ra-uch. 1, 10-11; I Esdv. 6, 19-10; I Mach. 7, 33; 12, 11) y losefo dan testimonio de oraciones y sacrificios que se ofrecian por las autoridades gentiles o por los pueblos aliados. Tampoco despreciaban los judíos los dones ofrecidos al Templo por paganos; cfr. nú

mero 711.

Tomaron los reyes egipcios este nombre de *Ptolomeo Lago*, general de Alejandro, a quien correspondió el reino de Egipto. — Sólo el cuarto, Ptolomeo Filopator (221-204 a. Cr.), persiguió a los judíos en Jerusalén y Alejandría al regresar triunfante de su expedición contra Siria (*Dan.* 11, 11 s.) el

año 217.

Seguramente no fué de grado a Ecipto la primera colonia, cuando Ptolomeo Lago, vencido el Seguramente no fué de grado a Ecipto la primer reparto del imperio macedónico, entró en general Laomedón a quien había tocado Juda en el primera cuoma, cuardo recomien Lago, vencio el general Laomedón a quien había tocado Juda en el primer reparto del imperio macedónico, entró en Jerusalén y se llevó cautivos a 200.000 judíos el año 320 a. Cr. Más tarde, animados otros muchos judios por la pintura que sus predecesores les hicieran de aquella tierra tan favorecida por la naturaleza v el arte, sueron a establecerse en el país vecino. De aquí se extendieron por los países sometidos a Evinto, por el Mediodía y el Occidente, por Libia, Cirene, Etiopía, etc. — Cfr. Schürer, Geschichte des júdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi III 24 ss.; Bludau, Ober Juden und Indenversolgungen im alten Alexandrien, Münster 1906). Entre las causas que produjeron la aversión al juda/smo en los últimos años anteriores a Cr., se enumeran allí las siguientes: el carácter del pueblo judio; la competencia en el comercio; las riquezas de los judíos, especialmente las adquiridas con el ejercicio de la usura; la situación privilegiada e independiente de que gozaban dentro de las comunidades helénicas; la viva lucha contra el paganismo politeísta decadente; la inmoderada defensa contra los ataques literarios maliciosos; la posición polítera que adoptaban los judíos en los conflictos bélicos de los pueblos; su propensión a Roma.

Cfr. núm. 729

Cfr. núm. 204.

\* Cfr. núm. 204.

\* Como la Ley Mosaica no permitía sino una sola casa de Dios para ofrecer sacrificios (Deut. 12, 5 ss.; cfr. I Par. 22, 1), Onías alegó la profecía de Isaías (10, 18 ss.; núm. 652). Pero los judíos de Solieto en los tiempos mesiánicos y tuvieron por ciemático. Jerusalén la entendían de la conversión de Egipto en los tiempos mesiánicos y tuvieron por cismático el templo de Heliópolis. Fué, sin embargo, un lugar importante de reunión para los judíos de Egipto, hasta que lo mandó destruir el emperador Vespasiano el año 71 d. Cr. (cfr. Josefo, Bell. 7, 10, 2-4; Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes III's 88.). Sur restos han sido descubiertos por Flinders Petrie en Tell-Jehudiye, en la delta oriental del Nilo; es copia en pequeño del Templo de Jerusalén. De los documentos de Elefantina, de que luego hablaremese, se desprende haber sido interpretada la ley de la unidad del culto con cierta amplitud entre los judíos de la Diáspora, fuese por influjo de una tradición antigna o por la necesidad; mas ello no es argumento de que ya no estuviera en vidor dicha ley o no se hubiese aún implantado. Tanto los judíos de Assuán-Elefantina como los de Pentápolis del Rajo Egipto procuraban mantener la unidad con el Templo y el sacerdocio de Jerusalén.

que aquellos judíos tan alejados de Jerusalén creyeron perfectamente legales 🛂 Al santuario se le da el nombre de los templos egipcios: 'egora, pero se le llama también «Casa del altar del Dios del cielo». Al frente de él había en la fortaleza de Jeb (Elefantina) un colegio sacerdotal, que en los documentos aparece como representante de la comunidad. El templo de Yahu debió de ser un edificio importante. Tenía un altar para oblaciones, incienso y holocaustos; se mencio nan también vasos para los sacrificios, y otros instrumentos del culto. Existín ya en tiempo de Cambises (525 a. Cr.), y debió de construirse luego de la inmlgración del año 586. Fué destruído en el mes Thamuz del año catorce del rey Darío, 410 a. Cr., por el gobernador Waidrang, sobornado por los sacerdotes del dios Chnub. Motivo del odio de los sacerdotes de Chnub debió de ser In envidia por el prestigio del templo de Yahu y el progreso de su culto. Como quiera que en otros documentos de la época, referentes al mismo lugar, se mencionan nombres de divinidades secundarias, se cree que el culto de Yahve en Elefantina no estaba limpio de elementos paganos y supersticiosos. Esto induce a creer que la colonia era samaritana 2.

726. El hecho más trascendental de esta época fué el haberse comenzado la versión griega del Pentateuco a bajo Ptolomeo Lago, 323-284 a. Cr., o en los primeros años de Ptolomeo Filometor, 284-247 a. Cr. (acaso por instigación del rey); poco a poco fueron traducióndose los demás Libros Sagrados, hanta que por los años de 150 a. Cr. estuvo terminada la versión griega del Ántiguo Testamento, llamada Versión de los Setenta (LXX) 4; con ello los gentiles ilustrados entraron en conocimiento de la Sagrada Escritura y, en particular, de las promesas del futuro Redentor. A ello contribuyó también el haberse establecido los judíos, favorecidos por los reves paganos, en las grandes ciudaden de los países gentiles, donde, por medio de lecciones en las sinagogas, fueron celosos dispensadores de los Libros Santos. Al principio fué tenida la versión griega en gran respeto aun por los mismos judíos hebreos. Se llegó a considerarla como obra llevada a cabo bajo la divina inspiración. El hecho es que no sólo se reunieron en ella todos los Libros Sagrados, sino que fueron aceptados y utilizados por los judíos, aun en las sinagogas. En ella se basan los helenitas más antiguos (Demetrio, Eupolemo) para sus historias bíblicas; Filón y Joseto la suponen, éste tácita, aquél explícitamente. Tan de fijo la versión griega de los Setenta es para Filón el Texto Sagrado, que arguye a veces apoyándose en particu aridades de ella. En Alejandría se celebraba todos los años una fiesta en acción de gracias por el feliz remate de la obra. Justino y Tertuliano atentiguan expresamente que en el culto divino de las sinagogas se leía el texto griego. También para los apóstoles (san Pablo) fué la versión griega verdadero texto del Antiguo Testamento . Mas cuando los cristianos comenzaron a esgrimirla contra los judíos, apoyándose en pasajes que en ella se referían indubimblemente al Mesías, pero que en el texto hebreo podían tener otra interpretación; cuando se vió que los últimos libros (existentes ahora sólo en griego) eran el solo en griego. manera de puente que abría paso al Cristianismo, por cuanto daban testimonlo de doctrinas e instituciones cristianas (por ejemplo, de la Sabiduría eterna, personal y divina, del sacrificio por los difuntos), los judíos rechazaron el texto de los Selenta, encomendando por los años de 125 d. Cr. una nueva versión al judío renegado Aquilas. En ésta faltan los siete libros deuterocanónicos, es decir. los libros añadidos más tarde a la colección de las Sagradas Escrituras, a saber: Baruc, Tobías, Judit, Macabeos, Eclesiástico y Sabiduria .

Además de la versión griega del Antiguo Testamento, favoreció a la religión

Cfr. Peters en WBG 1917, 386 s.; Kath 1927 II 310 ss.
Cfr. BZF VIII 195. — Acerca del descubrimiento de los papiros cfr. la hermesa edición de Saéchau con grabados (Leipzig 1911), la edición de Ungnad (Leipzig 1911), la traducción de Staerk (Kleipsig 1911). Texte 94, Bonn 1912; los estudios de: Peters, Die judische Gemeinde von Elephantine, Syene und the Tempel im 5. Jahrh. v. Chr. (Friburgo 1910); Nikel en WSt 22 ss. y BZF VIII 193 ss.; Houthelm BZ V 225; Gressmann en AOT 175 ss.; RB 1908, 260 325; Meyer, Der Papy: usfund von Elephantine, (Leipzig 1912).

Según una antigua leyerda, fué obra de 72 sabios judíos; por eso se la llama vernión de los Setenta (en vez de los 72), o Alejand ina, del lugar donde se llevó a cabo.

Los dos libros compuestos en griego, a saber: el de la Sabiduria y el segundo de los Macaben-fueron lurgo aradidos a la Versión Alcjandrina.

Cfr. Schürer, Geschichte des judischen Volkes IIIe 428 (ibid. 140 s.).

Acerca del carácter lingüístico y la importancia de los Setenta para la ehelenización del monotele mo semítico» cír. Deissmann, Bihelstudien (Marburg 1896); Neue Jahrbücher für das klassische Alterium VI (1903) 161 177; Kaulen-Hoberg, Einleitung II<sup>2</sup> § 29.

de Jesucristo el haberse puesto los judíos en contacto con la cultura helénica (helenismo). Con la civilización y el arte de Grecia se contaminaron muchos de la blandura e inclinación a los placeres, de la liviandad e indiferencia re igiosa; pero otros, concienzudos y reflexivos, admiraron la riqueza espiritual de los escritos de los sabios griegos, de un Platón y de un Aristóteles; y viendo que Dios había dado testimonio de sí, por lo menos a los mejores de entre los paganos, aprendieron a esperar que no dejaría de cumplir en tiempo no muy lejano tas profecías de la vocación de los gentiles al reino mesiánico, y que fundaría una religión del espíritu y de la virtud, muy superior a la Ley mosaica, esclava de la letra 2.

## Persecución religiosa en tiempo de los Seléucidas. Sacrilegio de Heliodoro. Martirio de Eleazar

727. Los dos libros de los Macabeos han recibido este nombre porque tratan principalmente de los hechos heroicos y de los padecimientos de la familia

de los Macabeos <sup>3</sup> y del pueblo de Dios por ellos acaudillado.

El primer libro <sup>4</sup> comienza recordando las medidas tiránicas de Antíoco IV Epifanes, rey de Siria, encaminadas al exterminio de la religión judaica s; refiere luego la resistencia del sacerdote Matatías y las luchas de los judíos por su libertad religiosa en tiempo de los tres hijos de Matatías: Judas, Jonatás y Simón, 167-135 a. Cr. - El segundo libro trae primero dos cartas de los judíos de Palestina a los de Egipto, en las que se habla de la fiesta de la Dedicación del Tempto, establecida por Judas Macabeo después de recuperarlo y puri carlo, y de la fiesta del hallazgo del fuego sagrado 6. Sigue luego un prólogo, en el cual se dice que el libro es un extracto de la historia de Jasón de Circne 7. En el cuerpo del libro 8, después de relatar el intento de Seleuco IV de Siria de saquear el Templo 9 en 176 a. Cr., se expone circunstanciadamente una parte de la historia tratada en el libro primero, a saber, desde el principio de la persecución religiosa de Antíoco Epífanes, sucesor de Seleuco IV, hasta la purificación del Templo y la victoria de Judas Macabeo sobre el general sirio Nica-nor, 176-161 a. Cr. 19.

' Cir. Schopfer, Geschichte des AT . 625.

2 Cfr. Heinisch, Griechentum und Indentum im letzten Jahrhundert v. Chr., en BZF 1 12.

Gutberlet, Das erste Buch der Makkabaer (Münster 1920).

в Сар. 1

cap. 1

1, 1-9 y 1, 10-2, 19; cfr. núms. 761 y 735. Herkenne, en BSt (1904 4, trata extensamente de la autenticidad, credibilidad y contenido de las carlas que abren el segundo libro de las Macabeos.

2, 20 33. No tene nos más noticias de este Jasón. Quizá es el mi mo que se menciona en I Mach 8, 57, hijo de Eleazar, y enviado a Roma a concertar alianza, conocedor, por consiguiente, de la lengua griega; LB II 610. Cirene, uvos 800 Km. al oeste de Aleja defa, cavital de la a tiena Cire ai a, en la actual Tripolitania o Libia Italiana, provincia de Barka, a 30 Km. del mar, fué fundada en 631 a. Cr por los griegos, y pronto llegó a tal grado de florecimiento que fué la segunda tiudid d.l. aorte de Africa. Cuando Ptolomeo Lago unió Cirche a Egipto, fueron a establecerse allí muchos judíos. Con otras cuatro ciudades formó Cirche la Pentápolis Africana que el 97 a. Cr. fué incorporada al imperio romano. Ciéese haber sido san Marcos quien llevó el Cristianismo a los habitantes de Cirene, tan celebrados por sus virtudes. En el siglo séptimo sué conquistada la ciudad por los árabes, y comenzó la decadencia. Grandio-as ruinas junto a la misera aldea Grenne (Cirene), en la región oriental de Barka, dan hoy testimonio de la antigua grandeza de la ciudad. Cfr. KL 111 1279.

Cap. 3-15.

3, 1-4 6.

Acerca del contenido y relación de ambos libros efe Kaulen-Hoberg, Emleitung II § 277 58 acerca de la cronología de los mismos, St.L. XXI 291; Kugler, Von Moses bis Paulus 345-414. Mientras que el primero de los dos libros es considerado como una de las fuentes más autorizadas y próximas a los sucesos, se combate la credibilidad del segundo, tanto por los predigios que relata y el espl itu que revela, como por ciertas econtradicciones», aun concediendo que encierra un cúmulo de pormenores, de cuya historicidad no cabe dudar (Schürer). En cuanto a los predicios y al carácter, no difiere este segundo Libro de los Macabeos de otros libros sagrados. Las contradicciones» que se pretende descubrir, especialmente en la cronología, dependen de la distinta manera de computar la era seléucida (312 a. Ch.): 

<sup>\*</sup> Llamábanse propiamente Asmoneos, de Hasmonai, bisabuelo del sacerdote Matatías. El nombre de Macabeos les vino del tercer hijo de Matatías, Judas, que llevó el sobrenombre de Makkabi (martillo o martillos), por la valentía con que supo quebrantar a los eneniges (I Mach. 2, 4 66). De ahí pasó el nombre a todos los israclitas que con aquella familia de héroes lucharon y padecieron, como la madre con sus siete hijos.

Ambos libros se escribieron hacia el año 100 a. Cr., pues el primero recuerda como recientes los hechos de Juan Hircano, 135-106, y el segundo fecha la segunda carta 1 en 123 a. Cr. - San Jerónimo encontró el primer libro en hebreo; del segundo dice el mismo Santo que «está escrito en griego, como lo demuestra el giro». De ello es también indicio el hecho de estar destinado el libro, con las cartas, a los judíos de Egipto, que hablaban griego; tamblén estaba escrito en griego el libro de Jasón de Cirene, que tuvo a la vista el escritor del segundo Libro de los Macabeos.

728. Por los años de 200 a. Cr., la supremacía pasó de los Ptolomeos a los Seléucidas 4, Antíoco III el Grande arrebató a Ptolomeo V Epifanen la mayor parte de Judea, la cual permaneció unos sesenta años bajo el dominio de los reyes asirios, que la oprimieron duramente.

Antíoco III el Grande (224-187) favoreció a a los judíos y les concedió importantes privilegios. Su hijo y sucesor Seleuco IV (187-176) se mostró al principio bien dispuesto, tanto, que de sus ingresos sufragó todos los gastos del culto 4. Pero un cierto Simón, prepósito del Templo en tiempo del sumo sacerdote Onías III, cohibido por éste en los codiciosos abusos de su oficio, dió parte al rev de hallarse acumuladas en el Templo cuantiosas riquezas. Seleuco envió en seguida a su tesorero Heliodoro, con la orden de apoderarse de los tesoros, En vano representó Onías a Heliodoro que los supuestos tesoros del Templo, 400 talentos de plata y 200 de oro, eran bienes depositados en su mayor parte por viudas y huérfanos 6 y que en modo alguno se podía defraudar a aquellos que guardaban sus caudales en un Templo, venerado y tenido por sagrado on todo el universo. Heliodoro insistió en las órdenes que llevaba del rey. Llenáronse de consternación los sacerdotes y el pueblo, y todos clamaron a Dios.

Y Dios vino en su auxilio de una manera prodigiosa. Pues como se presentase Heliodoro con su gente armada a la puerta del erario del Templo, apareció de súbito un jinete, cuya vista infundía pavor; sus armaduras eran de oro, y montaba un caballo magnificamente enjaczado, el cual comenzó a dar botes, pateando a Heliodoro con las patas delanteras. Junto al jinete aparecieron dos jóvenes con vestiduras resplandecientes, los cuales azotaron a Heliodoro 7 hasta hacerle desplomar en tierra; sacáronle de allí sin conocimiento. El pueblo bendecía al Señor que así había ensalzado la gloria del Lugar Santo; mas el sumo sacerdote ofreció un sacrificio por la vida de Heliodoro. Y al tiempo que el sumo sacerdote hacía su oración, aquellos mismos dos jóvenes, poniéndose junto al lecho de Heliodoro, le decían: «Da gracias al sumo sacerdote Onía», pues por amor de él te concede el Señor la vida. Anuncia, pues, a todo el mundo el poder del Dios que te ha castigado». Siguió Heliodoro el aviso e hizo grandos votos al Señor. A su regreso, contó el milagro que con sus propios ojos había visto; y cuando el rey hablo de enviar en su lugar a otro a Jerusalén, respondió Heliodoro: «Si tienes algún enemigo o competidor, envíale allá y le verá»

de guerra : el número de sirios es demasiado grande, y el de los judíos, muy exiguo. Sin embargo, el número máximo de combatientes sirios (I Mach. 15, 13) no pasa de 120.000 de a pie y 8.000 jinetes, ono increíble en sí misma, pues en la batalla de Magnesia disponía Antíoco de 170.000 hombres (Asyriaca 32). El número de sirios muertos en una sola batalla no pasa de 5.000 en l Mach. (4, 34; 7, 13), ni de 30.000 en total (más exactamente 26.800). Se puede admitir que los datos son apreciativos, y the cifras exactas; como cuando el historiador señala a cada una de las 32 torres que iban sobre elefantes una guarnición de 32 hombres (6, 37), siendo así que en realidad un elefante de guerra suele lleval sólo 3 ó 4 hombres, o a lo sumo 5; en lo cual pudo influir la opinión popular que exageraba el número Por el contrario, las cifras de II Mach, son, por lo general, más elevadas; dos veces caen en el campo de batalla 20.000 sirios, dos veces más de 20.000, dos veces 25.000, una vez 30.000, otra vez 35.000 (11 Mach. 15, 27). En cambio trae tambiéa a veces datos más modestos que I Mach., por ejemplo: Il Mach. (8, 9), 20.000 hombres de Nicanor, y I Mach. (3, 39), 54.000; Il Mach. (13, 2), 115.000 hombres, y Mach. (15, 16), 128 000. Téngase, además, en cuenta que el segundo Libro de los Macabeos es más broy y sucinto, y menos preciso que el primero en lo concerniente a guerras; cuídase preferentementa da aspecto religioso y de escenas 'cdificantes. Pudo también haber en tales pormenores dejado a las unitadas garantía de sus afirmaciones. De esta opinión es también Knabenbauer (Comm. in libr. Mach. l'a ris 1907), el cual, sin embargo, en Stl. LXXV 351 nos previene contra la generalización y Inlya Internetación de su tesis. pretación de su tesis.

II Mach. 1, 10. Reves de sirios, descendientes de Seleuco, general de Alejandro Magno, primer rey de Siria Según Josefo, Ant. 12, 3, 3.

II Mach. 3, 3. 176 a. Cr.

Talentos áticos; los Seléucidas conservaron las monedas áticas introducidas por Alejandro Мициen Palestina: un talento de plata equivale a 5.220 marcos; un talento de oro, a unos 70.000 marcos.

Con vigor incomparable pintó Rafael (en 1514) este milagroso suceso en las estancias del Valleami

corregido, porque el Señor mora verdaderamente en aquel lugar y hiere y mata a los que allí entran con malos designios» 1.

Mucho peor les fué a los judíos en el reinado de Antíoco IV Epífanes 4 succesor 3 y hermano de Seleuco, 170-163 a. Cr. Ya en tiempo de Seleuco, Simón calumnió nuevamente al sumo sacerdote Onías, a pesar de no tener este otro interés que el de la Ley del Señor y el bienestar del pueblo 4. Onías creyó oportuno presentarse en persona al rey; pero entre tanto murió Seleuco, y su hermano y sucesor Antioco confirió el pontificado a Jasón , hermano de Onías; porque Jasón se había presentado al rey ofreciéndole sesenta talentos de plata más de tributos, y ochenta talentos por otros conceptos, y además ciento cincuenta talentos o por la facultad de introducir costumbres y juegos paganos. Onías no podía volver a Jerusalen sin riesgo de su vida, y permaneció en Dafne, ciudad de refugio próxima a Antioquía. Pronto se vió Jasón suplantado por Menelao, quien supo ganarse la voluntad del rey, ofreciendo trescientos talentos más. Este nuevo sumo pontífice, sabiendo que Onías, legítimo sumo sacerdote y muy querido por todo el pueblo, era para el un constante peligro, compró a un asesino que le quitase la vida en la ciudad donde se había refugiado. Demás de esto, por medio de un hermano suyo, robó los tesoros del Templo, y no hubo maldad que no cometiese, protegido por el rey.

Mas todo esto no era más que el principio de las calamidades. Antíoco emprendió su segunda campaña contra Egipto <sup>8</sup>. Durante la misma, viéronse en lerusalén por espacio de cuarenta días espantosas apariciones en el aire: escuadrones de jinetes, que se atacaban unos a otros con sus lanzas, gentes armadas con morriones y espadas desenvainadas y toda clase de guerreros. Todos rogaban a Dios que tales prodigios se tornasen en bien 9; pero muy otros fueron los sucesos. Porque habiéndose esparcido el falso rumor de la muerte de Antíoco, Jasón, que se había refugiado entre los ammonitas, tomando consigo 1.000 hombres, acometió de improviso a la ciudad para echar de ella a su enemigo Menelao, e hizo una horrible carnicería entre sus conciudadanos; mas por fin fué rechazado y huyó de nuevo al país de los aramonitas. Aretas, rey de los árabes, le puso en prisión para luego matarle. Huyendo de ciudad en ciudad, odiado por todos como prevaricador de las leyes, y aborrecido como traidor a su patria y a sus conciudadanos, fué echado a Egipto. Y aquél que a tantos había arrojado fuera de su patria, murió desterrado de ella, en Lacedemonia, donde creyó encontrar refugio a título de parentesco 10.

Receloso el rey, interpretó estos hechos como si los judíos intentaran sacudir su dominio; por lo que, enfurecido, regresó de Egipto y a mano armada se apoderó de la ciudad. Entonces hubo una horrible carnicería. Los soldados, por órden del rey, pasaron a cuchillo a todo el que se les ponía delante, jóvenes y ancianos, mujeres y niños; 40.000 fueron muertos en tres días y otros tantos vendidos como esclavos. Antíoco en persona, guiado por Menelao, penetró en el Templo y robó los vasos sagrados, el velo del Sancta Sanctorum y otros objetos preciosos 11. No contento con este colmo de impiedad y crueldad, a los dos años, en un acceso de furor, mandó a su general Apolonio a Jerusa'én con 22.000 hombres. Los primeros días simuló sentimientos de paz; pero un sábado cayó

<sup>1 11</sup> Mach. 3, 23-40.
2 Es decir, el ilustre; Polibio, historiador pagano (por los años de 150 a. Cr.), le llama Epimanes, es decir, el furioso. Acerca de el cfr. también TQS 1874, 578 ss.; KL l 064; Hagen, LB l 295 Acerca de las guerras de los Macabeos por la independencia de su país cfr. Weiss, Judas Makkabaus, em Lebensbild aus den leteten grossen Tagen des is aelifischen Volkes (Friburgo 1807).
3 No tenía derecho al trono, sino se apoderó de el con maña y soborno, haciendo que Demetero, hijo

Il Mach. 4. Llamábase propiamente Jesús (Jesué), pero tomó el nombre griego Jasón.

Véase página anterior, nota 6 Sucedió esto el año 170 a. Cr., sin conocimiento del rey, por orden de Andrónico, a quien Antíoco, luego de su primera guerra contra Egipto (171 a. Cr.), había nombrado lugarteniente de Siria por el tiempo que durase la campaña contra Cilicia. El hijo de Onías huyó a Egipto (cfr. núm. 725).

11 Mach. 5; acaeció en el año 169 a. Cr

Fenómenos análogos precedieron a la destrucción de Jerusalén por los comanos (Josefo, Bell, 7. 12); y aún más terribles han de ser los que anuncien la venida del Señor al Juicio Universal (cfr. Matth. 24, 29 ss.). Serán para los hombres aviso y exhortación a la penitencia.

Véase núm. 744. Despojó del revestimiento de oro las paredes y columnas; el valor de lo robado ascendía a 1.800 talentos. El velo del Templo fué probablemente el mismo que donó Epífanes a Zeus de Olimpia (Grecia), Cfr. Hl. 1887, 188. No se manifestó, como antes, la protección divina; porque el pueblo había provocado entre tanto la ira de Dios por la participación en las costumbres paganas (cfr. II Mach. 5, 18 ss.).

sobre los indefensos e ingenuos habitantes, hizo una gran carnicería, saqued la ciudad y la entregó a las llamas <sup>1</sup>. Y para asegurar el poder tiránico sirlo, mandó fortificar la ciudad de David (Sión) con firmes murallas y fuertes torres, y puso en ella guarnición. Huyeron los habitantes de Jerusalén; la ciudad parecía morada de extranjeros; el Santuario quedó desierto; cesaron los díam festivos y las fiestas religiosas.

730. La supuesta rebeldía de los judíos había sido el pretexto de aquellas persecuciones; mas pronto se vió el verdadero carácter de ellan el odio a la religión judaica. En la errónea creencia de que sólo quiento profesan la misma religión que el rey son buenos súbditos, mandó Antíoco a todos sus vasallos, especialmente a los judíos, aceptar la religión y las costumbres gregas. Dispuso que se rompiesen y quemasen los libros de la Ley y llegó a prohibir la observancia de la Ley bajo pena de muerte. El año 167 a. Cr. mandó colocar sobre el altar de Dios el tablo de Júpiter Olímpico (Zeus), y dedicar a su culto el Templo del Señor; mandó también que en todas las ciudades de Judea se erigiesen altares a los ídolos. Los enviados del rey obligaban por la fuerza a los judíos no frecer sacrificios a los ídolos y a comer carne de cerdo, prohibida por la Ley (cfr. núm. 338). Unos obedecieron por cobardía; otros, por inclinación al libertinaje y a las abominaciones que se practicaron en el Templo mismo del Señor. Pero hubo también muchos varones íntegros que permanecieron firmes, y prefirieron la muerte al quebrantamiento de los preceptos de Dios.

Entre éstos descolló un respetable anciano de noventa años, llamado Eleazar, prestigioso doctor de la Ley. Abriéronle violentamente la boca para obligarse a comer carne de cerdo; mas él prefirió morir con honra,

a vivir con ignominia, y fué voluntariamente al martirlo.

Los circunstantes, movidos por amistad a una compasión mal entendida, tomándole aparte, le ofrecieron carne de la permitida, para que fingiese comer carne de cerdo, librándose así de la muerte. Mas Eleazar les respondió: «No es decoroso a mi ancianidad usar de esta ficción, porque muchos mancebos, creyendo que Eleazar, de 90 años, se ha pasado a la vida de los gentiles, caerían en error por esta simulación, a trueque de conservar yo un pequeño resto de una vida corruptible; además de que echaría sobre mi ancianidad la infamla y la execración. Fuera de esto, aunque lograse librarme al presente de los suplicios de los hombres, no podría escapar vivo ni muerto de las manos del Todopoderoso. Por lo que, muriendo valerosamente, me mostraré digno de esta ancianidad y dejaré a los jóvenes un ejemplo de forta exa». Luego que acabó de decir esto, fué conducido al suplicio. Y cuando le mataban a fuerza de golpea, gimió y dijo: «Tú, Señor, que tienes la ciencia santa, tú conoces a las claras que, pudiendo librarme de la muerte, sufro en mi cuerno atroces penas; mas em mi alma las padezco de buena voluntad por temor tuyo». De esta manera acabo de virtud y de fortaleza.

## 108. Los siete hermanos Macabeos

(II Mach. 7)

731. Aconteció también que fueron puestos en prisión siete hermanitos juntamente con su madre 1; y quiso el rey, a fuerza de azotes y tor-

I Mach. 1, 33 ss.

Era el año 168 a. Cr., después de la tercera campaña victoriosa de Antíoco contra Egipto, la cua terminó con la intervención de los romanos, que obligaron a Antíoco a devolver todas sus conquistant ardiendo en cólera regresó éste a Siria.

I Mach. 1, 43 ss.; II Mach. 6
 Según opinión común, sucedió esto en Antioquía, ciudad siria ampliada y hermoseada por Selva co I y aun más por su hijo Antíoco I, del cual recibió el nombre. Acaso fuesen llevados madre e hijos

mentos, obligarles a comer carne de cerdo, contra lo prohibido por la Ley. Mas uno de ellos, el mayor, dijo de esta manera: «¿Qué pretendes y qué quieres saber de nosotros? Aparejados estamos a morir antes que violar las leyes de Dios y de nuestra patria». Encendióse el rey en cólera v mandó que calentasen sartenes y calderas de bronce.

Y ordenó que se cortase la lengua al que había hablado primero, que se le arrancase la piel de la cabeza y se le coriase también las extremidades de las manos y de los pies, en presencia de sus hermanos y de su madre. Y como le tuviesen ya desollado, mandó el rey traer fuego y que le tostasen en la sartén, hasta que expirase. Mientras padecía tan largo tormento, los otros hermanos con la madre se alentaban mutuamente a morir con valor, diciendo: «El Señor Dios se acordará de sus promesas y nos consolará, como lo declaró Moisés, cuando protestó en su cántico: El consolará a sus siervos 1. Y habiendo muerto de esta manera el primero, llevaban al segundo para atormentarle; y arrancada la piel de su cabeza con los cabellos, le preguntaron si comería, antes de ser atormentado en cada miembro de su cuerpo 4. Mas él, respondiendo en su lengua nativa, dijo: «No comeré». Y así, también éste fué en seguida atormentado como el primero. Y cuando estaba va para expirar, dijo: aTú, oh pervers'simo, nos haces perder la vida presente; mas el Rey del mundo nos resucitará en la resurrección de la vida perdurable, por haber muerto por sus eyes». Después de éste, vino al tormento el tercero; el cual, así que le pidieron la lengua, la sacó luego y extendió sus manos con valor, diciendo lleno de confianza: «Del cielo he recibido estos miembros; mas ahora los desprecio por amor de las leves de Dios; porque espero que de El los he de recobrar». El rey y los que con él estaban se maravillaron del espíritu de aquel mancebo, que contaba por nada los tormentos. Estando para morir el cuarto hermano, dijo: "Preserible es perder la vida a manos de los hombres, por la firme esperanza que tenemos en Dios de que nos la volverá haciéndonos resucitar (que no vivir impíamente como tú); pues tu resurrección no será para la vida» . Y habiendo tomado al quinto, le atormentaban. Mas él, mirando al rey, dijo: «Porque tienes poder entre los hombres, aunque eres un hombre mortal, haces lo que quieres; mas no creas que Dios ha desamparado a nuestra nación; aguarda sólo un poco, y verás su gran poder, y de qué manera te atormentará a ti y a tu linaje». Después de éste, llevaban al sexto, el cual, estando a punto de morir, dijo así: «No te engañes en vano 4; pues si nosotros padecemos esto, es porque lo homos merecido por nuestros pecados contra nuestro Dios; por esto experi-mentamos cosas tan terribles. Mas no pienses que vas a quedar sin castigo, después de haber osado pelear contra Dios». Pero sobremanera admirable y diona de la memoria de los buenos fué la madre que, viendo morir a sus siete hijos en el término de un día, lo sobrellevaba con ánimo constante, por la esperanza que tenfa en Dios. Llena de sabiduría, exhortaba con valor en su lengua nativa a cada uno de ellos en particular, uniendo un ánimo varonil a la ternura de muier.

Viéndose Antíoco humillado, como quedase todavía el más pequeño de todos, sin hacer caso de los reproches, comenzó no sólo a persuadirle con palabras, sino a asegurarle con juramento que le haría rico y feliz 6 si abandonaba las leyes de sus padres; le tendría por uno de sus amigos y le daría cuanto necesitase. Mas como ninguna mella hiciesen en el joven estas promesas, llamó el rey a la madre, y le persuadía salvase la vida de aquel joven. Mas ella dijo con ternura a su pequeñito en la lengua patria: « Hijo mío, ten piedad de mí! Ruégote, hijo, que mires al cielo, y a la tierra, y a todas las cosas que hay allí,

de Jerusalén a Antioquia; pero es más probable que pertenecieran a la numerosa población judía de aquella ciudad.

Deut. 32, 36; cfr. núm. 397.

Parecen a algunos increibles y aun imposibles estas crueldades y las que luego se relatan; pero tenemos ejemplos análogos en los horrores que los asirios cometían con sus enemigos (cfr. Kaulen, Assvien und Babylonien 263). Tampoco es increible que Anticoo fuera testigo de las torturas; pues en su estancia en Roma se había acostumbrado a los espectáculos de los gladiadores y a las luchas de fieras con todos sus horrores, y no era de natural blando.

Cfr. núm. 726. Cual si estuviera en tu mano aniquilar a questro preblo y extirpar nuestra religión.

Penas y dolores tan horrorosos.

Honrarle con cargos y dignidades

y entiendas que Dios de la nada las hizo, y también a todos los hombres. No temas, pues, a este verdugo; sino muéstrate digno de tus hermanos y recioc la muerte, para que yo te recobre con tus hermanos en aquella vida eternan, V cuando ella aun estaba hablando esto, dijo el niño: «¿A quién esperais? No obedezco al mandato del rey, sino al de la Ley que nos fué dada por Molsés. Pero tú, i oh malvado, y el más perverso de todos los hombres! no te ensoberbezcas inútilmente con vanas esperanzas, enfurecido contra sus siervos. Porque aun no has escapado del juicio de Dios que todo lo puede y todo lo ve. Porque mis hermanos, habiendo tolerado ahora un dolor pasajero, están ya participando de la eterna vida que Dios nos ha prometido; mas tú no evitarán ol justo castigo de Dios por tu soberbia. Yo entrego mi alma y mi cuerpo, como mis hermanos, por las leyes de mis padres, rogando a Dios que cuanto antes m muestre propicio a nuestra nación, y que tú, a fuerza de tormentos y de azotes, confieses que él es el solo Dios 1; y que en mí y en mis hermanos cese la lin del Todopoderoso, que justamente ha venido sobre toda nuestra nación». Enton ces el rey, ardiendo en cólera, descargó su furor sobre éste con más crucidad que sobre todos los otros. Por último, después de los hijos, sufrió la muerte la madre de todos ellos 2.

## Alzanse Matatías y sus hijos en defensa de la Ley. Hechos heroicos de Judas hasta la muerte de Antíoco IV

(I Mach. 2, 1 a 6, 16; II Mach. 8-10)

733. Por aquellos días vivía en Modin <sup>3</sup> el sacerdote Matatias, hijo de Juan, hijo de Simón, de la familia de Joarib 4. Tenía Matatias cinco hijos: Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatás. Oyendo las calamidades que venían sobre su pueblo, y especialmente sobre Jerusalén, exclamó «¡ Desgraciado de mí! ¿Por qué he venido al mundo para ver la ruina de la Ciudad Santa? Hállase el Santuario en manos de los extranjeros, y lui sido profanado y saqueado por ellos; jóvenes y ancianos han s.do muertos al filo de la espada; nuestro pueblo es esclavo de los gentiles, ¿para qué, pues, vivir más tiempo?» Y él y sus hijos rasgaron sus vestiduras, cubriéronse de cilicio y lloraron amargamente.

A este tiempo llegaron allí los enviados del rey Antíoco, para obligat a los que se habían refug ado en la ciudad de Modin a que ofrecienen sacrificios y quemasen incienso a los ídolos, y abandonasen la Ley de Dios. Muchos de la población, que se hallaban en la plaza pública y Me habían acercado al altar de los ídolos, consintieron y se pasaron a los enviados de Antíoco. Entonces éstos, volviéndose a Matatías, le dijeron i "Tú eres el principal de esta ciudad; ven, pues, tú el primero a sacrificar, y haz lo que el rey manda; y así tú y tus hijos seréis del número de los amigos del rey, el cual os llenará de espléndidos regalos». Pero Matatian

(cfr. num. 725 s.; núms. 740 y 745).

Véase nunt. 737 cómo se cumplió esto

La Iglesia celebra la memoria de estos héroes de la fe el día 1 de agosto. Ensalzan su martirm La Iglesia celebra la memoria de estos heroes de la fe el día I de agosto. Ensalzan su martirus am Gregorio Nacianaceno (Orat. 22 in Machabaeorum laudem), san Agustín (Serm. 320 in solemn. International Machabaeorum) y san Juan Crisóstomo (In ss. Machabaeos. Opp. 11 622). El cardenal Remunen en un estudio (publicado en la revista Bessarione 1897) demuestra que los huesos de los santos martires fueron tenidos en gran voneración en Antioquía, y que, habiendo sido destruída en un terremnto la iglesia en que se conservaban, fueron trasladados en el siglo iv a Roma, donde, al restaurarse el altar mayor de la iglesia de san Pedro Ad vincula, se encontró un sarcólago del siglo iv o v que, según indicaban los precintos de plomo, contenía los restos de los hermanos Macabeos y de sus padres.

3 Ciudad situada en la tribu de Dan, en las proximidades de la costa del Mediterránco, en un

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ciudad situada en la tribu de Dan, en las proximidades de la costa del Mediterráneo, en un monte cercano a Lydda. Identificábasele comúnmente con Soha, unos 10 km. al oeste de Jerusalén, distante del mar más de 40 km. en linea recta; pero desde 1866 créese reconocer las ruinas de Modin y los sepulcros de los Macabeos en Körbet el Medieh (es decir, ruinas de Medieh, ¿Modin?), 12 km. el oeste de Lydda, más de 30 km. al noroeste de Jerusalén, a 28 km. del mar. Para más detalles, véss III. 1871, 153 ss.; 1879, 20; AB 81; Rh 267.
<sup>4</sup> Era ésta la primera de las 24 clases sacerdotales (1 Par. 24, 87; cfr. núms. 515 y 740); considerá base como la más prominente; y, descender de ella, la más alta nobleza espiritual Matatías era simple sacerdote; pero, procediendo de tan ilustre prosapia, se explica que, habiendo sido asesinado Onías, huído a Egipto el hijo de éste (Onías) y apostatado Jasón su hermano, fuese establecido pontífica Jonatás (cfr. núm. 725 s.; núms. 740 v 745).

replicó: «Aunque todas las gentes obedezcan al rey Antíoco y abandonen su religión, yo y toda mi parentela obedeceremos a la Ley de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar su Ley». Apenas había acabado de pronunciar estas palabras, cuando a la vista de todos se presentó un cierto judío para ofrecer sacrificio a los ídolos. Vióle Matatías, y se llenó de dolor; e inflamado de celo, conforme a la prescripción de la Ley 1, se arrojó sobre el desgraciado, y lo mató en el altar. Lo mismo hizo con el comisario del rey Antíoco. Y derribando el altar, gritó a grandes voces por toda la ciudad: «Quien tenga celo por la Ley, sígame». Y muchos que amaban al Señor, siguieron a Matatías y a sus hijos a los montes.

734. A la noticia de esto, la guarnición siria que ocupaba Jerusalén salió contra ellos y halló en una cueva un grupo de unos mil, entre hombres, mujeres y niños; los cuales, aunque estaban armados, tuvieron por cosa prohibida en la Ley usar de las armas para defenderse en día de sábado; por lo que perecieron todos miserablemente. Sabido esto por Matatías y sus amigos, determinaron no acometer en día de sábado, pero sí defenderse de los ataques. Cada día se les iban uniendo más partidarios, con lo que se formó pronto un pequeño ejército, que recorría el país destruyendo los altares y protegiendo la Ley con las armas contra el poder de los intrusos.

Acercáronse entre tanto los días de la muerte de Matatías; el cual dijo a sus hijos: «Ahora impera la soberbia, y es el tiempo del castigo y de la ruina y del furor y de la indignación. Por lo mismo, pues, hijos míos, sed celosos de la Ley, y dad vuestras vidas en defensa del testamento de vuestros padres. Acordaos de las obras que hicieron en sus tiempos vuestros antepasados, y hallaréis que ninguno que confió en el Señor pereció. Sea vuestro consejero Simón, que es hombre de prudencia. Sea vuestro jefe Judas, valiente desde la juventud, y luche los combates de su pueblo». Y bendiciéndole, murió; y todo Israel le lloró (166 a. Cr.).

Judas justificó plenamente las esperanzas de su padre. Siempre el primero en el combate, fuerte y terrible como un león, desbarató a sus enemigos con irresistible poder. Derrotó uno tras otro a los generales sirios, Apolonio y Serón, y después a los generales de Lisias 2: Ptolomeo, Gorgias y Nicanor 3 y al mismo Lisias; entró victorioso en Jerusalén, y se apoderó del Templo (165 a. Cr.) 1.

Aquí vió con profunda aflicción que el Santuario estaba desierto, el altar profanado, y que en los atrios había crecido la hierba como en el bosque. Los sacerdotes purificaron el Santuario, edificaron un nuevo altar y los dedicaron con cánticos de alabanza, acompañados de cítaras, arpas y címbalos. Ocho días duró la fiesta; y se dispuso que en lo sucesivo se celebrase cada año esta fiesta de la Dedicación del altar por espacio de ocho días 4. Rodearon el monte del Templo de altas murallas y fuertes torres, y fortificaron a Betsura, en los confines de Judea e Idumea 6

Mas los pueblos vecinos, idumeos, árabes y ammonitas, antiguos ene-

Deut. 13, 6 ss.; cfr. Exod. 32, 26 ss.; Núm. 25, 3 ss.; núms. 294 y 385 (Pinets).
 Lisias era de sangro real; Antíoco le nombró regente del reino durante la expedición a Persia

<sup>\*\*</sup> Lisias era de sangre rea, monose e mand.

1 Mach. 3, 23).

3 I Mach. 3, 40-4, 25; cfr. 11 Mach. 8, 1-29. Esta victoria fué particularmente gloriosa. Nicanor tenfa 40.000 hombres de a pie y 7,000 jinetes; pero fué vencido por Judas junto a Emmaús, la Nicepolis de más tarde y Amwás de hoy.

4 I Mach. 4, 26-59. II Mach. 8, 30-36; 10, 1-3. No pudo apoderarse de la fortaleza, pero mandó asaltarla, hasta que estuvo purificado y dedicado de nuevo el Templo.

5 Cfr. Ioann. 10, 22. Según Josefo (Ant. 12, 7, 6 s.), llamóse también «diesta de las luces», porque durante alla se encendían muchas luces en las casas, en memoria del nuevo fuego encendido en el Tem-

durante ella se encendían nuchas luces en las casas, en memoria del nuevo fuego encendido en el Temnurante ella se encentifian nuchas tures en las casas, en memoria dei nuevo inego entenduo en el tem-plo con el pedernal (11 Mach. 1, 0, 2 ss.), y por recordar el fuego hallado por Nehemías (cfr. 11 Mach. 1, 18; núms. 677 y 727). Judas y los suyos, que dos meses antes se habrían visto obligados a celebrar «la fiesta de los Tabernáculos en los montes y cuevas, y en escondrijos de fieras», expresaron su jubilo y alegría acudiendo a la Dedicación del Templo con tallos de yedra, ramas de follaje y palmeras; por lo que ésta se llamó «fiesta de los Tabernáculos del mes Casleu» (diciembre) (cfr. 11 Mach. 1, 9 18;

odm. 332).

1 Mach. 4, 60 61.—Betsura estaba 8 Km. al norte de Hebrón, en una colina escarpada, al lado occidental del camino, 30 Km. al sur de Jerusalén. Cfr. AB 28.

migos de Israel, se levantaron contra los judíos. Judas los derrotó en varios combates y conquistó sus plazas fuertes. Mas luego vinieron mensaieros de torlaad, diciendo que el general de los ammonitas, Timoteo, les atacaba y ponín en gran aprieto; y de Galilea, pidiendo auxilio contra los fenicios. Judas se vió precisado a dividir sus tropas. El, al frente de una división, marchó al encuentro de Timoteo, y le derrotó en dos combates. En el segundo, Timoteo disponía de un ejército innumerable. El Macabeo, con los suyos, acudió al Señor en de manda de auxilio. En lo más recio del combate vieron los enemigos aparecer del cielo cinco varones refulgentes montados en sendos caballos con frenos de oro 1. Dos de ellos, colocándose a ambos lados del Macabeo, le cubrían con Au armas. Los otros tres lanzaban dardos y rayos contra los enemigos; los cualra, envueltos en oscuridad y confusión, iban cayendo por tierra o huían despavorldos. En esta batalla murieron 20.500 hombres de a pie y 600 de a caballo. The moteo se refugió en la fortaleza, cavó prisionero y fue muerto<sup>2</sup>. Al mismo tiempo Simón derrotó a los fenicios en Galilea

Mientras esto acontecía en Judea, el rey Antioco IV Epifanea era derrotado en Persia; y estando de regreso, le llegó la noticia de los reveses experimentados por sus mejores generales. Enfurecido y vomb tando rabia, pensó ponerse el mismo al frente del ejercito y marchar a Jerusalén. Y como su carroza corriese a toda marcha, cavó de ella y su hirió gravemente. Luego comenzo su cuerpo a hervir en gusanos, y le caían a pedazos las carnes. Así, el que poco antes se imaginaba poder alcanzar con su mano las estrellas del cielo, se hacía insoportable a todon por lo intolerable del hedor que despedía. Derribado, pues, de este modo de su extremada soberbia, comenzó a entrar en conocimiento de sí mismo i entonces le venían a la memoria aquellas palabras con que los niños Ma cabeos le habían anunciado cuatro años antes este castigo. Ahora rogaba a Dios prometiendo reparar en lo posible sus crueles persecuciones y recorrer todas las comarcas de la tierra anunciando el poder del Señor. Pero el Señor no le escuchó, porque su arrepentimiento procedía del temor de la muerte; y sus dolores no cesaron. Por fin murió de muerte desesperada este blasfemo y cruel perseguidor, en medio de los más atroces dolores (164 a. Cr.) 4.

#### **110**. Hechos heroicos de Judas en tiempo de Antícco V y Demetrio I. Su sacrificio y su muerte heroica 5

(I Mach. 6, 17 a 9, 22; H Mach. 11-15)

738. Muerto Antíoco IV, le sucedió en el trono su hijo Antíoco V Eupator, 164-162 a. Cr. Mas no habiendo éste llegado a su mayor edad, desempeño la re-

Weiss, Judas Makk than, 82-119.

<sup>1</sup> II Mach. 10, 29 ss.

En seguida aparece otro Timoteo en lucha con los judíos (cfr. II Mach. 12, 2 ss. Núm. 738). Acerca de todas estas batallas cfr. Weiss, Judas Makkabäus 33-82.

Mach. 6, 1-16 y II Mach. 9 cuentan la muerte de Antíoco de manera contradictoria, al parecer Pero se ha de considerar que el primer relato procede de un cronista a quien, para su objeto histórica, sólo interesa dar sumariamente y en sus rasgos generales el proceso de los acontecimientos. El nutul del segundo libro lleva en su obra un plan religioso; considera la muerte de Antícco como un cantillo on segundo noro neva en su obra un pian renguoso; considera la nuerte de Antoco como un civilidido por Dios al perseguidor de la verdadera religión, y por eso pone especial empeño en describil los pormenores. Ambos relatos pueden armonizarse entre si y con noticias que de otras fuentes tenemos acerca del mismo suceso, de la siguiente manera: Antíceo quería saquear el templo de Artenia en Persépolis, proviecia de Elimaida (Persia), pero fué puesto en fuga. A su regreso a Babilonia, le lle en Aspadana (Echátanan dice el texto por error del copista o por confusión) la noticia de la derrota de sus tropas en Palestina. Affigióle tanto esta mala nueva, que enfermó gravemente. No obstante, in transcribe de la derrota de sus tropas en Palestina. sus trepas en Palestina Affigióle tanto esta mala nueva, que enfermó gravemente. No obstante, infutir con apresurar el viaje a Jerusalen para tomar terrible ventanza de los iudos. La rapidez del viaje através sus dolores y le hizo care del carro, con las consiguientes contusiones y heridas, que empeoratos su estado. Según noticias extrabíblicas, el rey fué llevado a Gabe, próxima a Echátana, y allí murió, después de reconocer las injusticias que había cometido contra Jerusalén, y asceurar el trono para su hilo (Cr. Tho25 1915, 929 (Doller); Kuther 386 ss. La carta de II Mach. 1 refiere que, habicedo Antíneo intentado saquear un templo de Per ia, fué asesinado con su séquito. Aquí hay una confusión con Autóco III, en quien concurren estas circunstancias; o, de otra suerte, sería preciso admitir que la carta recoge un rumor propalado en Jerusalén (cfr. II Mach. 5, 5, dorde se hace mención expresa de un efalso rumoro acerca de la muerte de Antíoco). El autor del libro trae la carta como decumento, di cual ro responde. Cfr. Herkenre, Die Briefe, etc., 27 52 ss.

Weiss. Indus Mach é viano. 83-110.

gencia su ayo Lisias. Despechado éste por la derrota que antes padeciera, se dirigió a Jerusalén al frente de 80.000 hombres de a pie y de toda la caballería, el 163 a. Cr. <sup>1</sup>. El Macabeo y su gente rogaban a Dios con lágrimas enviase un ángel para salvar a Israel. Y Dios oyó su oración. Pues, antes de la batalla, se les apareció un personaje a caballo, vestido de blanco, con armas de oro, y blandiendo una lanza. Todos a una bendijeron al Señor misericordioso, y cobraton ánimo para combatir, no sólo con hombres, sino con bestias feroces, y atravesar muros de hierro. Arrojandose como leones sobre los enemigos, mataron de ellos once mil de a pie y mil seiscientos de a caballo, y pusieron en fuga a los demás con Lisias, el cual hizo la paz con los judíos, permitiéndoles la práctica de su re'igión .

Pero la paz duró muy poco tiempo, pues los gobernadores sirios de los países vecinos de Judea atizaban el odio contra los judíos. Pronto se presentó Timoteo 4 con un ejército de 120.000 hombres de a pie v 2.500 de a caballo. Judas, con 6.000, le derrotó, dejando tendidos 30.000 y haciendo prisionero a

l'imoteo.

739. Luego se dirigió Judas contra Gorgias, gobernador de Idumea, y le derrotó; con gran dificultad logró escapar Gorgias. Y al día sigu ente vine Judas con los suyos al campo para llevar los cuerpos de los muertos y enterrarlos en los sepulcros de sus padres. Y debajo de las túnicas de los muertos hallaron algunas ofrendas de las consagradas a los idolos, cosas que la Ley prohibia tomar; y todos claramente conocieron que esto había sido la causa de su muerte. Y bendijeron los justos juicios de Dios, y rogaron al Señor echase en olvido el pecado que se había cometido. «Judas hizo una colecta y envió a Jerusalén 12.000 dracmas de plata 4, a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los difuntos, prueba de sus buenos y piadosos sentimientos acerca de la resurrección 5. Pues si no esperara que los que habían caído en el combate habían de resucitar, habría tenido por cosa superflua e inútil el rogar por los muertos. Y porque consideraba que a los que habían muerto en una vida piadosa, les estaba reservada una gran misericordia. Es, pues, santa y saludable obra rogar por los muertos para que sean libres 8 de sus pecados» 9.

A pesar de estas inauditas victorias de Judas, los sirios seguían ocupando la fortaleza casi inexpugnable de Sión y molestaban a los habitantes de Jerusalen, sobre todo cuando estos se dirigían al Templo, que estaba en frente, un poco más abajo. Judas resolvió sitiarlos formalmente 10. A la noticia de esto. vino el rey en persona con Lisias, al frente de un ejercito de 100.000 de a pie, 20.000 de a caballo y 32 elefantes adiestrados para el combate, los cua es llevaban sobre sí torres de madera, ocupadas por guerreros. Judas, con los jóvenes más valientes, cayó de noche sobre el campamento sirio y mató 4.000 enemigos 11.

1 H Mach. 11.

\* 11 Mach. 12.

Cfr. página anterior, nota 2.

Dracmas áticos; pues durante la dominación de los Seléucidas estaban en vigor las monedas

1 3 13; nums. 522, 692 y 707).

Es decir: para que sean borrados los pecados y perdonadas las penas que les impiden el acceso a la glerio-a inmortalidad.

Contribuyó a la paz una embajada romana que en aquella coyuntura flegó a Siria (Cír. Il Mach. 11, 34 ss.). Pues los romanos, desde su victoria sobre Antíoco el Grande en Magnesia, 190 a. Cr. ejerclan la supremacía en Asia Menor y Egipto y sabían hacerla respetar.

ticas; la suma ascerdía a un talento hobreo de plata, o a 3.000 siclos, 10.500 marcos.

Inmortalidad y resurrección del hombre compuesto de cuerpo y alma, son dos conceptos tan inti-namente unidos, que la Sagrada Escritura no sabe separarlos (cfr. núm. 57). Judas tenía la creencia de snamente unitos, que la Sagrada Escritura no sabo separarlos (cfr. num. 57). Judas tenia la creencia de que los muertos en la pelea continuaban la vida espiritual, y más tarde también la corporal, y que las o aciones les eran provechosas. Cfr. Atzberger, Die christliche Eschatologie 100; Corluy Spicilegium dogm.-bibl. I 246-269; Belarmino, De purgato-io 1. 1, c. 3; Schmid, Unsterblichkeits-und Auferstehungs-glaube 151 s.; además 140 ss.; Iletzenauer. Theologia Biblica I 623;
La immortalidad gloriosa y la visión de Dios (cfr. Ps. 15, 11; 16, 15; Ezech. 37, 1 ss.; Dun. 12,

II Mach. 12, 43-46. Todo este pasaje es el testimonio más explícito de la existencia de un purgatorio para los que mueren en gracia de Dios, pero no tienen suficientemente pura el alma, y de la eficacia de los sacrificios y de las oraciones ofrecidos por su salvación.

1 Mach. 6, 18 ss.; cfr. 11 Mach. 13

Libróse la batalla en Bethzachara, 18 Km. al sur de Jerusalén, al occidente del camino de He-

Su hermano Eleazar ofreció heroicamente su vida por salvar su pueblo. Como viese un elefante ricamente enjaezado, creyendo que en él venía el rey sirlo, corrió animosamente hacia él abriéndose paso con su espada por entre las leglones, y fué a meterse debajo del vientre del animal, y le mató; pero, cayendo la bestia encima, quedó aplastado 1. La superioridad de los sirios era tan grando, que Judas se retiró a Jerusalén, la cual fué sitiada por los enemigos. Parecín que todo estaba perdido, cuando inopinadamente llegó la noticia de una rebilión <sup>2</sup>. Consternado el rey, concertó la paz con los judíos, mandó ofrecer un sacrificio, hizo regalos al Templo y se volvió a toda prisa a Siria.

No mucho tiempo después fué Antíoco V destronado y muerto juntamento

con Lisias por el legítimo heredero del trono a, Demetrio I, hijo de Seleuco IV (162-150 a. Cr.). Este cambio produjo una nueva tribulación a los judíos. El desgraciado Menelao, que había manchado con sangre y multitud de crímenes la dignidad pontifical que comprara con dinero, y hecho aborrecible el nombre sirio, fué arrojado de una torre en un montón de ceniza ardiente 4; en su lugar ocupó el puesto de sumo sacerdote, no el legítimo sucesor, hijo de Onías III, sino un hombre impío, llamado Alcimo. Este supo ganarse la voluntad del nuevo rey, el cual le confirmó en el cargo y dió oídos a la acusación de ser Judas enemigo mortal de los reyes sirios y de su dominación <sup>5</sup>; el rey mandó a Alcimo a Judea con un ejército acaudillado por Báquides. La astucia y el asesinato acompañaron sus pasos. Entonces se alzó Judas de nuevo con mano vencedora.

Por instigación de Alcimo envió el rey de Siria al general Nicanor II Jerusalén con un poderoso ejército. Este general invitó astutamente a Judas a una entrevista pacífica; pero Judas, penetrando la intención, pudo escapar » tiempo. Nicanor entró insolentemente en el Templo y conminó a los sacerdotes la entrega de Judas. Y como afirmasen ellos con juramento no saber dónde aquél moraba, extendió Nicanor sacrílegamente su mano hacia el Templo y len juró diciendo: «Si no me lo entregáis atado, arrasaré el Templo, destruire el altar y dedicaré este lugar al dios Baco» . Asustados los sacerdotes, elevaron al cielo sus manos, pidiendo al Señor que protegiese el Templo. Nicanor, habiendo recibido grandes refuerzos, aprestábase al combate con plena seguridad de la victoria. Como quisiera acometer en día de sábado, dijéron'e los judíon que le seguían por la fuerza: «No procedas con tanta fiereza y crueldad, sino respeta el día santo y honra a aquél que todo lo ve». Mas el desgraciado replicó: az Hay acaso en el cielo un ser poderoso que haya mandado guardar el sábado?» Y ellos respondieron: «El Dios vivo que manda en el cielo es quien ha dispuesto guardar el día séptimo». «Pero yo mando en la tierra, replicó Nicanor, y dispongo que se tomen las armas y se ejecuten las ordenes del rey». Mas, a pesar de eso, no pudo Nicanor efectuar sus designios.

El Macabeo esperaba con plena confianza la protección divina y animaba al mismo tiempo a sus 3.000 hombres con santas exhortaciones. Y refiriéndolem una visión que tuviera la noche anterior, les dijo: «El sumo sacerdote Onías", extendidas las manos, oraba por todo el pueblo judaico. Después apareció otro varón de gran majestad. Y Onías dijo: este es el amigo del pueblo de Israel; este es el profeta de Dios, Jeremías, que ruega incesantemente por el pueblo y por toda la Ciudad Santa. Luego extendió Jeremías su mano y me dió una

bron. Al retirarse Judas ante la superioridad del enemigo, tuvo que abandonar en poder de los sirios la

hijo, todavía muy joven, tomó posesión de la regencia y trató de usurpar la corona.

Cfr. núm. 729.

fortaleza de Betsura, situada 13 Km más al sur (cfr. núm. 735). LB 1 668. Rb q.t.

Acerca de la licitud de esta acción, véase núm. 448. Il Mach. 14, 37 ss. cuenta otro caso antelogo de un judío llamado Razias, el cual, habiendo expuesto su vida por la fe, se dió la muerte, porque aprefería morir, a caer en manos del impío (Nicanor) y padecer un trato indigno de su noble espíritus. El autor del Libro segundo de los Macabeos elogia el heroísmo de Razias como un acto patriótico, ma traba, dió un alto ejemplo que no difiere esencialmente de los de Sansón y Eleazar.

El general Filipo, a quien Antíoco IV nombró regente en sustitución de Lisias, y tutor de su

<sup>\* «</sup>Justo castigo por los frecuentes crímenes que había cometido en el altar de los holocousto» (cfr. II Mach. 13, 8; núm. 729).

I Mach. 13, 8; núm. 729).

Dios de la crápula.

Onías III, el sumo sacerdote suplantado por su hermano Jasón y asesinado traidoramente más

tarde, hacia el año 170, por manejos de Menelao; Judas le conocía personalmente (Cfr. núm. 720).

\* Aunque no gozaba todavía de la beatífica visión de Dios, podía, sin embargo, Jeremías interceder eficazmente por su pueblo; testimonio contundente del poder de la intercesión de los santos por 18 Iglesia militante y por sus miembros.

espada de oro, diciendome estas palabras: Toma esta santa espada como don de

Dios: con ella vencerás a los enemigos de Israel».

De súbito resonaron en sus oídos las trompetas del ejército de Nicanor. Judas y los suyos, invocando el nombre de Dios, echaron mano de sus espadas llenos de entusiasmo. Nada pudo resistir a su terrible ímpetu; 35.000 enemigos quedaron tendidos, los restantes huyeron; mas en la fuga, les acometieron los judíos que vivían en la llanura, y, cercados por todas partes, perecieron todos. También se halló en el campo de batalla a Nicanor. Por orden de Judas se le cortó la cabeza, que fué colgada en los muros de la fortaleza; fuéle arrancada la lengua, que, cortada en trozos pequeños, fué pasto de las aves; y la mano derecha, que sacrílegamente extendiera contra el Templo del Señor, fué colgada en frente del Templo. En agradecimiento al favor divino, se instituyó una fiesta anual el 13 del mes Adar (febrero-marzo), día anterior a la fiesta de Mardoqueo 1.

742. A pesar de tan señalada victoria, comprendió Judas que el rey Demetrio no tardaría en vengar su derrota preparando un gran ejército; y que el puñado de valientes judíos no sería capaz de resistir largo tiempo tal superioridad de fuerzas, sobre todo teniendo en su mismo país un poderoso partido pagano, que estaba continuamente en relación con los sirios. Pensó, pues, en buscar poderosos aliados, y los encontró en los romanos 2. Las noticias que hasta él habían llegado de su poderio y de sus instituciones y virtudes cívicas y sobre todo de su hábito de respetar la religión, las leyes y costumbres de los pueblos a ellos sometidos, le hacía esperar que en ellos hallaría valiosos aliados contra la opresión de los tiranos extranjeros . Envió, pues, con este objeto una embajada a Roma. Los embajadores fueron muy bien recibidos por el Senado Romano, el cual pactó con los judios una alianza defensiva y ofensiva que, grabada en láminas de bronce, los legados llevaron consigo a Jerusalén. Comunicaban al mismo tiempo los romanos a Judas, que habían advertido a Demetrio no molestase en adelante a los judíos. \*!

Pero ya antes que llegase a Demetrio la amonestación del Senado Romano, había preparado el rey sirio contra Judea un poderoso ejército a las órdenes del general Báquides, para vengar la pasada derrota. Puso Báquides su campamento junto a Jerusalén, de donde salieron en dirección a Berea unos 20.000 de a pie y 2.000 de a caballo. Judas sentó sus reales en Laisa , teniendo consigo 3.000 hombres escogidos. Y cuando

<sup>1</sup> Es decir, antes de la fiesta de los Purim (cfr. núm. 723). Todavía se celebraba en tiempo de Jesucristo y aun después. Con esta noticia acaba el segundo Libro de los Macabeos.

de Jerusalén, al oeste o al sudeste, pues Judas persiguió a los enemigos hasta el monte de Azoto, distante

quizá 25 Km. del campo de batalla.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Los romanos habían ya extendido sus dominios hasta el Asia Menor; los reinos de Siria y Egipto estahan bajo su influencia decisiva. Su constitución republicana debió de parecerles a los judíos muy semejante a la suya (cfr. 1 Mach. 8, 1-16; núm. 738). Nótese que el juicio favorable se apoya en lo que Judas había oído acerca de ellos; mas ello no quiere decir que el juicio sea verdadero en todas sus partes. En estos rumores se reflejan con toda exactitud los hechos de guerra; mas se exagera notoria-

partes. En estos rumores se reflejan con toda exactitud los hechos de guerra; mas se exagera notoriamente la fidelidad en los pactos, el desinterés y otras supuestas virtudes romanas; cfr. Bender, Rom und römisches Leben im Altertum 496 ss., Weiss, Judas Makkabūus 112.

\*\*La resolución de Judas obedecía, sin duda, a cálculos políticos: mas en el fondo era un desvío la política teocrática que tanto inculcaran la Ley y los Profetas; cfr. Exod. 23, 32: No harás pactos con los paganos; Is. 30, 1-3, entre otros pasajes. Sin duda crefa judas que, en aquellas circunstancias y supuesta la verdad de aquellos rumores acerca de las virtudes de los romanos, aquel era el mejor partido que podía tomar; pero fallaron las ventajas esperadas, y la alianza con los romanos fué nefasta para Judas mismo y para los destinos del pueblo judío. Cfr. Weiss I. c. 111 ss.

\*Se ha puesto en duda la historicidad de este reiato, porque la respuesta de los romanos no está conforme con el estilo latino y porque no se aviene con la política de Roma concertar alianza con los judíos contra los sirios, que eran aliados de los romanos y soberanos de Judea. Pero eel estilo poco latinos se explica fácilmente, admitiendo que el historiador reproduce la sustancia y el sentido, mas no las palabras de la respuesta de los romanos. En cuanto a la soberanía siria, Judas había librado de cla a su país; y no es increfele, ni siquiera inveros/mil, que los romanos, poco amigos de los sirios sus aliados, reconociesen aquella situación, sobre todo comprometiéndose tan sólo a enviarles tropas auxiella a su país; y no es incresble, ni siquiera inverossmil, que los romanos, poco amigos de los sirios sus aliados, reconocises aquella situación, sobre todo comprometiéndose tan sólo a enviarles tropas auxiliares osegún las circunstancias lo permitiesemo. Demás de esto, se ha descubierto en Josefo (Ant. 14, 10, 15; cfr. 13, 9, 2) un documento que se puede considerar como salvoconducto del cónsul Caius Fannius para la embajada judía del año 161, el cual sólo por una consusión de nombre se ha atribusso a fepca posterior. Cfr. Riese, Eine Urkunde aus der Makkabaeraeit (Giessen 1906); PB XXIII (1910) 45; Roth, Rom und die Hasmonäer (Leipzig 1914).

\* No tenemos más noticias de estos dos lugares; parece, sin embargo, que se hallaban no muy lejos de latración el control de Arato distante de la control de

los judíos vieron la multitud del ejército enemigo, temieron en gran manera, y muchos abandonaron el campo, y no quedaron de ellos sino 800 hombres. Y éstos aconsejaban a Judas retrocediese para reunir nuevas fuerzas. Mas él les replicó: «Líbrenos Dios de huir de ellos; y si ha llegado nuestra hora, muramos valerosamente por nuestros hermanos, y no echemos un borrón sobre nuestro gloria». A pesar de la enorme superioridad del enemigo, Judas sostuvo el combate desde la mañana hasta la noche, y puso en fuga el ala derecha de Báquides y la persiguió hasta el monte de Azoto. Aprovecháronse las otras d visiones enemigas, y atacaron a Judas por la espalda. Y, arreciando cada vez más la pelea, perdieron la vida muchos de uno y otro campo. También Judas murió, y los suyos huyeron. Jonatás y Simón tomaron el cuerpo de su hermano Judas y lo enterraron en el sepulcro de sus padres en la ciudad de Modin (160 antes de Cristo). Todo Israel lloró a su caudillo con mucho sentimiento. «¡ Ah 1 se decían, ¡ ha muerto el héroe que salvaba a Israel!»

## 111. Jonatás y Simón, caudillos y sumos sacerdotes de Judea

(I Mach. 9, 33 a 16, 22)

743. Con esto parecía decisivo el triunfo de la impiedad. Mas pronto se reanimaron los amigos de Judas y nombraron jefe y caudillo a Jonatás, uno do los tres hermanos de Judas, que aun vivían. Vióse precisado Jonatás al principio a refugiarse en el desierto, y envió a su hermano Juan a los nabaleos 1, tribu drabe amiga de los judíos, pidiéndoles prestadas sus armas. En el camino cayeron astutamente sobre él los moabitas de Medaba 2 y le mataron. Pronto las cosas tomaron mejor sesgo. Vengada la muerte de su hermano Juan, Jonatás derrotó junto al Jordán al ejército de Báquides que le perseguía; en adelante Báquides se limitó a fortificar las principales ciudades de Judea y a poner en ellas guarnición. A poco de esto, hirió el Señor a Alcimo, el sumo sacerdote intruso que desde la muerte de Judas había perseguido descaradamente la religión patria y a sus fieles seguidores, llegando al extremo de mandar derruir los muros del atrio interior; un ataque de apoplejía le privó del habla y, de allf a poco, de 'a vida, después de atormentarle con grandes dolores. Báquides regresó a Siria, y los judíos rudieron vivir conforme a su Ley, por más que las guarniciones sirias mantenían el país en mucha sujeción. A los dos años vino Páquides de nuevo a Judea, con un ejército, llamado por los malos patriotas; derrotado por Jonatás, concertó la paz v se retiró para siempre a Siria. Quedaba Jonatás, aunque vasallo de Siria, dueño del país, con excepción de Jerusalon y de la fortaleza de Sión, que retuvieron los sirios (158 años a. Cr.).

Comenzó entonces en Siria un período de luchas por la posesión del trono, las cuales propercionaron nuevas ventajas a Jonatás y a los judíos. Alzóse Alejandro Balas (150-145 años a. Cr.), supuesto hermano de Antíoco V, contra el rey Demetrio. Este procuró ganar para sí a Jonatás, el cual, empero, no se fió de sus promesas y se alió con Alejandro . Agradecido Alejandro, le regaló un vestido de púrpura y una corona de oro y le nombró sumo sacerdote (150 años ante de Cr.) . Demetrio II, hijo mayor de Demetrio I, arrojó del trono a Alejandro (145 a. Cr.). A pesar de que Jonatás se había mantenido fiel a Alejandro, quedó Demetrio tan prendado de su persona, que le confirmó en todas sus dignidades y prometió franquicia de tributos a Judea, mediante un módico tributo . Los judíos recempensaron al rey por sus promesas, ayudándole cen presteza en ocasión de haberse amotinado la capital contra él. Mas Demetro fa tó a su palabra, por lo cual Jonatás se pasó al lado de un nuevo pretendiente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Los nabaters eran de condientes de Nabayoth, primogénito de Ismael (cfr. Gen. 25, 13); eran por consiguiente, una tribu á abe, relacionada con los judíos por lazos de amistad (cfr. 1 Much. 5, 25). Ritter (Erdkunde, Asien XII 111) los cuenta entre las tribus arameas, Rb 272.

Cfr. núm. 375.
 I Mach. 10.

Acerca del traspaso y de la aceptación de esta dignidad vease núm 744.

I Mach. 11.

al trono, el joven Antíoco VI, denominado Teos, hijo de Alejandro Balas, y le apoyó con toda fidelidad en la lucha contra Demetrio II (144 a. Cr.). Este Antíoco honró a Jonatás casi como a rey independiente. Jonatás quiso robustecer su señorio, y para ello renovó la alianza con los romanos y pactó con los espartanos 1, fundándose en el parentesco y en un antiguo lazo de amistad entre el sumo sacerdote Onías y el rey Ario 2.

Inesperadamente pereció Jonatás víctima de infame insidia. El general del rey Antíoco VI, Trifón, soñaba con ocupar el trono de Siria, pero temía a fonatás; por lo que entró en Judea con un ejército (143 a. Cr.). Jonatás le salió al encuentro con 40.000 hombres. En vista de esto, Trifón acudió al disimulo; recibió con agasajo al caudillo, hízole varios regalos, le movió a que despidiese a sus casas todo el ejército, conservando sólo 1.000 hombres para su séquito, y consiguió que le acompañase a Ptolomaida, según Trifón decía, para tomar posesión de aquella ciudad con toda pompa. No bien había penetrado Jonatás los umbrales de la ciudad, cerraron las puertas los habitantes, pasaron a cuchillo a los que le habían acompañado, prendiéron e a él y luego le dieron muer e juntamente con sus dos hijos, de los cuales se había apoderado Trifón por medio de una nueva perfidia ! Israel hizo gran duelo por Jonatás; su hermano Simón, que le sucedió en el trono, le enterró más tarde en Modin, en el sepulcro de sus padres, sobre el cual erigió un mausoleo con siete pirámides, en memoria de los padres y de los cinco hermanos 5.

Los asuntos de la patria fueron el primer cuidado de Simón. Al saber la noticia de la prisión de su hermano, púsose al frente del pueblo y se preparó a combatir. Aun no había conseguido Antíoco VI dominar completamente a Demetrio H. Y habiendo dado muerte Trifón a Antíoco, Simón siguió la causa de Demetrio y obtuvo de éste el reconocimiento de la independencia del Estado judaico, y para sí la dignidad de sumo sacerdote y de príncipe de los judíos (142 a. Cr.). Pronto se rindió el último baluarte de la dominación extranjera, la fortaleza de Sión, donde entraron los judíos con grande júbilo, purificándola de todas las abominaciones paganas, el 23 del segundo mes . Sanón ordenó que todos los años se solemnizasen aquellos días con regocijos. Asimismo fortificó Simón el monte del Templo que está junto al alcázar; y a su hijo Juan (Hircano), que era un guerrero muy valiente, le hizo general de sus tropas.

Ahora comenzó Judea a vivir días de felicidad, cuales no se habían conocido hacia sigios 4. Simon ouscaba solo el bien de su pueblo; veló ante todo la observancia de la Ley, restauró la gloria del Santuario y exterminó a los inichos y malvados. Fué protector imparcial de los pobres y favorecedor de los antianos, cuyos sabios consejos eran escuchados en los negocios importantes de todo el país y de los particulares de cada lugar, mientras los jóvenes se ejercitaban en las armas, como lo hicicron sus gloriosos padres. Ensanchó los límites de la patria y amplió el puerto de Joppe , de tanta importancia para Judea; puso guarniciones para la detensa de la tierra y aumentó el poderio del país. Judea disfrutó de paz, y todos cultivaban su campo y disfrutaban de sus frutos. Por todo esto, su fama llegó a Roma y Esparta, de donde vinteron embajadores para felicitarle y renovar la alianza. Los judíos determinaron hacerle su caudillo y sumo sacerdote para siempre, hasta que viniese un profeta que les declarase

I Mach. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I Mach. 12.
<sup>2</sup> Probablemente Areios I, 309-265 a. Cr., contemporáneo de Onfas, 321-20 a. Cr. Cuán grande fucra su arristad con los judíos, se desprende de que, a pesar de estar Esparta en aquella época sumaniente oprimida por Pirto, acudió en auxilio de los judíos de Gortyna (Creta). La procedencia de Abraham, invocada por él (1 Mach. 12, 21; cfr. núm. 729; Haneberg. Geschichte der Offenb. 501 s.), es una hipótesis, cuya credibilidad histórica no necesita examinarse, pues es cosa de Areios, y no la confirma ni hace suya el historiador -acrado. Pedo serle útil al fugitivo Jasón, como también aquí a lonatás.
<sup>3</sup> Ptolemaida, antigua Akko, no lejos de la desembocadura del Cisón, en un golfo del Mediterráneo codocido de una Gestil convidio foto una supersona de la puiro muerto de Palestina, por la que que de la confirma.

rodeado de una fértil campiña (cir nums. 430 y 490), cra el mejor puerto de Palestina, por lo que allí venfa a pa ar la vía comercial de Damasco cruzando Galilea. Tocó en suerte en Aser, pero probablemente no llegó a ser conquistada por esta tribu; en tiempo de Jonatás, Demetrio I hizo donación de ella y de sus campos al Templo. Adquirió especial celebridad en tiempo de las Cruzadas por ser lugar de desembarque de los peregrinos cristianos y cuna de la Orden de san Juan, por lo que se la llamó San Juan de Acre. Cfr. Rh 7.

<sup>\* 1</sup> Mach, 13, 14 ss. \* Cfr. núms. 733 y 232. · ljar, es decir, abril-mayo.

<sup>1</sup> Mach. 13.

I Mach. 14.
 Cfr. mim. 608.

la voluntad de Dios 1 (140 a. Cr.). El documento se grabó en láminas de brouve que se guardaron en el pórtico del Templo. En señal de su independencia. Simón acuñó moneda (fig. 80) 2.

745. Un año después vino de Siria nuevamente una tribulación, que Simón





Eig. 80. - Siclos sagrados de la época del primer levantamiento (70 n. Cr.).

sostuvo victoriosamente. Demetrio II. en lucha contra Trifón, fué hecho prisionero por los partos; luego de esto, se levantó contra Trifón el hermano menor de Demetrio, Antíoco VII Sidetes, logrando derribarle con ayuda de Simón 3. Mas una vez seguro en su trono de Siria, pretendió someter de nuevo a Judea al dominio sirio, y mandó con este objeto allí a su pemeral Cendebeo. Dijo entonces el anclano Simón a sus dos hijos Judas y Juan «Yo v mis hermanos y la casa de ml

padre hemos vencido a los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta ene día; mas ahora yo ya soy viejo; y así, entrad vosotros en mi lugar y en el de mis hermanos y sa'id a pelear por nuestra nación; y el auxilio del cielo sen con vosotros». Los hijos justificaron la confianza del padre, y pusieron en fuga a los enemigos 4.

Mas sucedió algo increíble: de su propia familia le salió a Simón el enemlgo más dañino, que puso fin a la gloriosa vida del caudillo judío y a la felicidad ele su pueb'o. Hallándose Simón recorriendo las ciudades de Judea y tomundo providencias para su mayor prosperidad, bajó a Jericó con sus hijos Matatína y Judas; salióle a recibir su verno Ptolomeo, gobernador de la comarca de Jerleo. y le invitó a un banquete en su pequeño castillo de Doc , situado a corta din tancia de la ciudad. Y cuando Simón v sus hijos se hubieron regocijado, levantóse Ptolomeo con los suyos y, tomando sus armas, entró en la sala del banquete y asesinó a Simón y a sus dos hijos (135 a. Cr.). Pero vino a fracasar el plan infame que aquel malvado tenía de ocupar el puesto de Simón con auxillo y bajo la supremacía de Siria. Porque el hijo único superviviente de Simón, Juan Hircano, que no estaba en el banquete, supo al punto por un confidente la noticia de lo ocurrido, dió muerte a los hombres que Ptolomeo envió para anominarle y fué sucesor de su padre en el trono y en el pontificado 6.

El sistema monetario ccincidía, en cuanto a la plata, con el fenicio; el siclo tenía 14,5 g. 11.50 unarcos), el medio siclo 7,25 g. (175 marcos). Después de la muerte de Simón, sólo se acuñaron monedas de cobre con el nombre del sumo sacerdote (véase Kalt, Bibl. Archaologie, pág. 59). Cfr. Thomseli

1 Mach. 15, 25 ss.; 16, 1-10.

<sup>1</sup> Mach. 14, 41. Según la Ley, el pontificado correspondía hereditariamente a los primogénitos de la familia de Aarón (cfr. núms. 450, 480 y 515), y así ocurrió con pequeñas interrupciones, hasta que Antioco Epífanes se arrogó el derecho de conferirlo (cfr. núm. 729). Esta pretendida «regalfa» fué en adelante reclamada por los soberanos gentiles y explotada en interés del vil lucro y en favor de fines políticos, con grave perjuicio, no sólo de la religión, sino también de los reyes mismos que con ello aen rearon perturbaciones en su reino y, por fin, la ruina. Ejercióla Alejandro Balas al conferir el pontificado a Jonatás (cfr. núm. 743); mas pudo éste aceptarlo por ser él quien, al parecer más derenius tenía (cfr. núm. 733); por la misma razón pudo Simón aceptar el acuerdo de sus correligionarios y admitir el pontificado para sí y sus descendientes. Porque desde Onías III no había pontifice legítimo. Su hijo Onfas, que había erigido un templo ilegal en Egipto (cfr. núm. 725), era considerado con toda 👐 familia como cismático y sin derecho al pontificado. Creyóse, pues, reconocer en los felices éxitos de los Macabeos una señal de la designación divina de aquella familia, la primera entre las sacerdotales ( pero ello a reserva de que Dios determinase otra cosa por medio de algún profeta. Bien pudieron val en esto los judíos que se aproximaba el tiempo en que habían de cesar el sacerdocio aarónico con lusacrificios de la antigua Ley para dar paso al sacrificio y sacerdocio mesiánico. El profeta que resolvida cuestión fué el Mesías, Sumo Sacerdote y Rey, el cual anunció la nueva y completa salud a largel tefr. Marc. 1, 15; Ioann. 17, 3, etc.).

en KPA 94; Hausler, Randglossen zur bibl. Numismalik, en BL 1915, 1 ss.

1 Mach. 15, 1-14. Por esta época volvió de Roma la embajada de Simón con la copia de una circular del Senado Romano a todos los reves de Asia Menor, donde se reconocía la independencia de Simon (cfr. 1 Mach. 14, 24 85.; 15, 15-24). Antioco se disgustó; no quiso contar ya más con el auxilio de la judíos y les exigió tributos. Así estalló la guerra.

Probablemente junto a la fuente que todavia hoy se llama Ain-Duk, fuente de Doc, al norunate del monte Quarantania, unos 6 Km. al noroeste del lugar de la antigua Jericó y de la fuente de Klisso fefr. núms. 406 y 597). Rb 137.

I Mach. 16, 11-24

112. Los últimos Macabeos. Decadencia religiosa y moral. Fariseos, miduceos y esenios. Expectación del Redentor. Herodes el Grande.

La plenitud de los tiempos.

746. Juan Hircano fué el último príncipe de los judíos que gobernó según la Ley de Dios (135-106 a. Cr.); por lo que, al remate del primer Libro de los Macabeos <sup>1</sup>, se le ensalza por sus actos heroicos. Con su hijo mayor Judas Aristóbulo I (106 a. Cr.), comenzó a declinar la familia de los Macabeos y a decaer la moral y religiosidad del pueblo judío. Aristóbulo fué un verdadero monstruo, pues encarceló a su madre y a sus hermanos—excepto el menor, Antígono, cuyos servicios pensaba utilizar—; dejó morir de hambre a su madre, y luego hizo dar muerte a Antígono <sup>2</sup>. Su ambición le hizo tomar el título de rev. Pronto murió desesperado; la viuda dió libertad a los hermanos, e hizo proclamar rey a uno de éstos, Alejandro Janeo (105-78). Mostróse Janeo guerrero valiente, pero también tirano cruel. Hizo matar a uno de sus hermanos y degollar a 6.000 judíos en una sedición. En la guerra civil que de aquí resultó murieron cincuenta mil; cuando la acabó victoriosamente, estando en un banquete con sus mujeres, hizo crucificar a 800 de los insurrectos y, a vista de ellos, matar a sus mujeres e Fijos. A la muerte de A'ejandro Janeo empuñó las riendas del gobierno su viuda Alejandra, mujer de buenos sentimientos, pero débil

(78-69).

Muerta Alejandra, surgió una enconada lucha por el trono entre sus dos hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Para acabar con tal contienda, ambos hermanos apelaron al arbitraje de los romanos, que se habían establecido ya en Siria. Nada más agradable para los romanos. Ante la actitud del general Pompeyo que se disponía a dar la razón a Hircano, Aristóbulo acudió a las armas. El resultado fué que Pompeyo tomó por asalto a Jerusalen y el Templo, hizo prisioneros a Aristóbulo y a sus dos hijos y los llevó en triunfo a Roma, (63 a. Cr.). Hircano II subió al trono como príncipe tributario y dependiente de los romanos. Estos comenzaron a expletar el país; el general Craso (54 a. Cr.) se apoderó de los tesoros del Templo. Aristóbulo y su hijo Alejandro, que escaparon de Roma, aprovecharon el odio de sus conciudadanos contra el opresor; pero el padre fué envenenado y el hijo decapitado. Los romanos dieron a Hircano II un Procurator o consejero en la persona de Antipater, de origen idumeo, el cual con sus grandes servicios se había ganado la voluntad del general J. César; en realidad, Antípater fué regente del trono (46 a Cr.). Fué envenenado por un competidor; y el hijo menor de Aristóbulo II, Antígono, llegó a destronar a Hircano y ocupar su puesto, ayudado por los partos. Pero Herodes, hijo de Antípater, supo ganarse con adulaciones el apoyo de Roma, y fué nombrado rey de los judios, en otoño del año 38 a. Cr.; conquistó a Judea — con ayuda de los romanos —; tomó a Jerusalén después de seis meses de asedio, el día de la fiesta de la Expiación (21 de septiembre del 35 a. Cr.); mandó cortar la cabeza a Antígono y, para asegurar su trono, extirpó en el término de nuevo años el linaje de los Macabeos; también mató al anciano Hircano II, el cual, desde su destronamiento, vivía en Jerusalén como hombre privado, y aun a su misma mujer Miriamna, nieta de Hircano, con la cual se había casado con fines políticos y a la que amaba mucho. Ya antes de su entrada triunfal en Jerusalén le había proclamado rey la parte del Sanedrín ganada para su causa. Sus procedimientos sanguinarios contra los desgraciados restos de la familia real y la protección que le dispensaba la omnipotente Roma, alejaron el peligro de competidores. Con esto desapareció el último resto de independencia nacional, y el cetro sué de hecho quitado a Judá; el reino de los judíos había pasado a una familia extranjera. Pero llegaba también la era del Redentor prometido.

747. El gobierno desastroso de los últimos Macabeos favoreció la corrupción que había penetrado en los últimos siglos de dominación extranjera, especialmente en tiempo de los Seléucidas, los cuales se habían

Como los escritos paganos juzgan favorablemente a Aristóbulo, es de sospechar que las infames crueldades cometidas contra sus parientes le hayan sido imputadas por sus enemigos. Nada dice de ello la Sagrada Escritura.

propuesto inducir a los judíos a toda clase de impiedades y maldades paganas. Todavía reconocían los judíos a un solo Dios, pero ún camente con los labios, mientras que su comportamiento era tan malo, que el historiador judío Fl. Josefo comparó a Jerusalén con Sodoma, y aun tuvo por mejor a ésta 1.

Quedó completamente olvidado el respeto de la religión desde que el oficio de sumo sacerdote, vinculado por disposición divina al linaje de Aarón, lué en tiempo de los Seléucidas un empleo que los perversos compraban con dinero y del que se servían para explotar al pueblo y para sus ambiciones y ruindades. La unión de las dignidades de sumo sacerdote y jefe del Estado en la persona de Simón condujo mas ade ante al asegiaramiento y desprecio cada vez mayor del pontificado. Los procuradores romanos dispensaban tan elevado cargo a sus favoritos, de suerte que la continua mudanza de aquéllos traía como consecuencia el incesante cambio de sumos sacerdotes.

Algo semejante sucedía con el Sanedrin o Consejo Supremo, compuesto de setenta y un micmbros, jefes de las clases sacerdotales, sumos sacerdotes cesantes, escribas y doctores de la Ley, y ancianos o jefes de tribus y familias, bajo la presidencia del sumo sacerdote. Como el ingreso en el Sanedrín dependía más o menos del sumo sacerdote y, después de la época de los Macabeos, de los extranjeros, este alto tribunal religioso entendía más en los negocios mundanos

y en las pasiones que en los intereses de Dios.

748. Los buenos gérmenes que aun quedaban en el pueblo fueron poco a poco destruídos por los fariseos y saduceos; ambos partidos ejercían un dominio ilimitado en el pueblo, por más que entre sí se combatían encarnizadamente.

Los fariseos a, que se constituyeron como partido en tiempo de los Macabeos a, eran los descendientes espirituales de aquellos judíos que regresaron de la cautividad babitónica llenos de celo por la Ley e imouídos del espíritu de piedad y mortificación. Su inquebrantable adhesión a las prescripciones de la Ley y a las tradiciones recibidas de sus mayores era, en un principio, digna de todo encomio; mas luego degeneró la interpretación de esas leyes y costumbres en vacía esclavitud literal y en múltiples exterioridades; la seriedad primitiva se convirtió en gazmoñería, bajo la cual se ocultaban el orgullo, la dureza de corazón y una porción de vicios. Al principio gozaron de gran prestigio entre el pueblo por sus grandes servicios y su apariencia de virtud. Diferenciábanse de los saduceos por la creencia en la inmortalidad del alma, en la resurrección de la carne y en la existencia de seres espirituales superiores, los ángeles. De los fariseos salían los escribas y doctores de la Ley. También los tribunales del país estaban principa mente en manos de este partido; en el Sanedrín tenían ordinariamente la mayoría.

Los saduceos e eran en cierto aspecto lo opuesto de los fariseos; hacían poco caso de la letra de la Ley y de las tradiciones, negaban la espiritualidad o inmortalidad del alma y, como consecuencia, encontraban en el placer terreno el fin supremo del hombre. Esta secta debió de nacer de aquellos judíos imbuídos del espíritu griego, condescendientes con las ideas y costumbres paganas. Muy inferiores en número a los fariseos, tenían sin embargo gran influencia en el pueblo, por pertenecer a ellos los judíos más ricos y distinguidos (cilus-

trados»).

Cfr. núms, 726 y 729 55.

<sup>1</sup> Bell. 5, 13, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. num. 729 ss. 744.

<sup>\*</sup> Es decir, aislados de la masa del pueblo (por su conocimiento superior de la religión y por \*\* dad).

Hácese mención de ellos por primera vez como secta independiente en tiempo del sumo sacerdo te Jonatás, 144 a. Cr.—Cir. Josefo Ant. 13, 50; Wellhausen, Pharister und Sadduz er (reimpresión) 1011
 Ca pari, Die Pharister bis an die Schwelle des NT. en BZSF V 7; Krüger, Beiträge zur Kenntnis der Pha ister und Essener, en TQS 1864, 45; 188.
 Nada que ver tiene el nombre con zadik o zedek, ejuston, ejustician; antes bien parces relacto.

<sup>\*</sup> Nada que ver tiene el nombre con zadik o zedek, ejuston, ejustician; antes bien parece relacionarse con el nombre del sumo sace dote Sedoc (cfr. núms. 459 y 551, en griego Sadduk), y designar la aristocracia sacerdotal que en la época griega consiguió gran preponderaria política mediante la ultim del sacerdocio con la realeza. Según Hölscher (Der Saduziismus, Leipzig 1907), no se puede hablar de historia propiamente dicha del saduceísmo El fuedamento objetivo de e te mote inju ico es la tendencia, cada día más manifiesta en el judaísmo de la época griega y romana, a dejarse arrastrar por la cultura extranjera y a renegar de las costumbres y de la religión judías. En tiempo de la dominación romana los farisco designaron esta tendencia al chelenismo» con el nombre de «saduceísmo».

Además de estas dos sectas, existía otra, la de los esenios o eseos . Hacían vida común; unos se dedicaban a la vida activa, otros a la contemplativa y al cultivo de los más altes grados de la virtud. Vivían en lugares retirados, especialmente en la ribera occidental del mar Muerto, haciendo vida claustral; teman comunidad de bienes y eran célibes, a excepción de una clase. Enviaban anualmente ofrendas a' Templo; mas no acudían a él, por no participar de los sacrificios cruentos, queriendo adorar a Dios sólo en espíritu. A pesar de sus aberraciones, supersticiones y fanatismos, eran tenidos en gran respeto, aunque su influencia era escasa en el pueblo, del cual vivían alejados. Su origen debe buscarse en las «escuelas de los profetas» es decir, en las comunidades de discípulos de los profetas, y también en la influencia de doctrinas exóticas (paganas) s.

749. A pesar del fracaso político y de otras múltiples concomitancias desagradables, el alzamiento de los Macabeos tuvo gran importancia en la historia del pueblo escog do. Siendo esencia mente oposición del judaísmo ortodoxo a toda influencia del espíritu mundano (al helenismo), produjo un movimiento religioso que favoreció la preparación de la venida del Redentor. Nunca más se extinguió la comun dad de los piadosos, los chasidim (asideos 4, 1 Mach. 2, 42; 7, 13; 11 Mach. 14, 16), que aparecieron en escena en las luchas de los Macabeos y sostuvieron la prueba del fuego; el espíritu que Matatías y Judas supieron infundir en su de-rredor permaneció vivo en los elementos más nobles de la nación judía, hasta el tiempo de Jesucr sto. Eje de la vida y muerte de estos varon s piadosos fué la observancia de la Ley y la expectación del porvenir, que había de traer el cumplimiento de las promesas. Nunca como en este último período fué Israel un «pueblo del porvenir». Cuanto más desfavorab es eran las circunstancias exteriores (especialmente desde que los romanos acabaron con el último resto de independenc a nacional), tanto más tenazmente se aferraba la comunidad de los asideos a las promesas y a la Ley («valla» cada vez mayor). Así se explica la expectación mesiánica, característica del último período precristiano del judaísmo. Fundábase esta expectación, ante todo, en las profecías; los rasgos particulares que cada uno de los profetas trazara, no se habían reunido todavía para formar la magen completa; por eso no podían entonces apreciarse tan perfectamente como ahora, que los vemos cumplidos. Pero los rasgos principales estaban ya determinados con más o menos precisos contornos. Había sido prometido el Redentor como descendiente de una mujer y vencedor de la (infernal) serpiente, como vástago de los patriarcas Ábraham, Isaac, Jacob y Judá, como Príncipe de la paz, estrella de Jacob y cetro de todos los pueblos, como Gran Profeta, Señor del mundo y Juez, Hijo de David, brote nuevo y siempre florec ente de la raiz de Jesé y de la casa derruída y humillada de David, que había de unir a todos los israelitas y a todos los pueblos de la tierra en una nueva y eterna Alianza. Habíase anunciado su eterna divinidad, su encarnación y nac miento del seno de una virgen, el lugar de su aparición en el mundo, Belén, su precursor, la época y el lugar de su vida pública, la plenitud del Espíritu

Cfr. Rb 481. 🕶

<sup>•</sup> La etimología de este nombre es incierta (quizá tenga que ver con chasid o chase, «piadoso»; Filón relaciona a los esenios con los terapeuta , lo cual ha dado pie a la interpretación encedicos, mientras que el nombre de the apeutai, con que se d signaba en tiempo de Jesucristo a ciertos ascetas, originariamente significaba adoradores, siervos de Dios. Encontramos la primera mención de los esenios hacia el año 166 a. Cr.—Ctr. Josefo I. c.; Kath 1893 II 97 ss.; TQS 1804, 431 ss. Según Klevin (Verhandlungen des XIII internationalen Ocientalistenkongresses 1904, 255) y Dalman (Grammatik des Jüd Pal. st. A amaisch. Leipzig 1905, 410), escos se deliva de chascha o chaschaj, ereservado-discretos. Según la Misna (Schagalim V 6, en el Santuario había una esal de los Chaschajúns, de los silenciosos; Josefo (Bell. 2, 8, 5) dice de los e-tos: (Ni albo oto ni d sorden prolana la casa; sino el diálogo sigue ord-nadamente del uno al otro, y a los que están fuera los parece un temeroso misterio el silencio de los de dentron.

Cfr. núm 578.
 Acerca de las sectas cfr. Rb 636 675; KL IV 912; IX 1990; X 1521.

Santo que sobre él había de reposar. Habían descrito los profetas su obediencia, pobreza, mansedumbre, paciencia, humildad, compasión: le habían anunciado como el Buen Pastor, el grande y perfecto maestro de la verdad y de la justicia; habían predicho su pasión sustitutiva y su glorificación, los frutos gloriosos de sus padecimientos, la redención del mundo, la venida del Espíritu Santo, la fundación de un reino universal y eterno, la Iglesia con todos los tesoros de verdad y de gracia, en especial su sacrificio inmaculado, que en la Nueva Alianza se había de ofrecer en todos los pueblos de oriente a poniente, su majestad y señorio en el cielo 1.

Entre todos estos rasgos resaltaban dos: la restauración del reino davídico por medio del vástago de David (el nuevo David) e Hijo de Dios (el «siervo de Dios» por cuya mano se llevará a cabo el decreto divino), y la venida del reino mesiánico con la derrota de todos los enemigos (pecado, idolatría, imperios del mundo). De todas las profecías, las que produjeron más impresión parecen haber sido las de Daniel y las de los Salmos. Echase ello de ver en los Libros de los Macabeos, donde se alude repetidas veces a los citados libros; en el de Daniel especialmente se describe la victoria del reino de Dios de una manera simbólico-intuitiva. Guarda relación con el libro de Daniel, tanto por el fondo como por la forma, la literatura apócrisa i judía que pululó en los 150 años a. Cr. hasta entrada ya la era cristiana; dicha literatura encierra provechosas enseñanzas acerca de las ideas y esperanzas religiosas populares. Dos cosas le son características — prescindiendo del ropaje visionario (apocalíptico) que la envuelve —: las evocaciones del pasado, legendaria y fantásticamente adornadas, y las esperanzas bíblicas mesiánicas, las cuales, aunque dependientes de las profecías, presentan sin embargo un sello muy peculiar. Estas esperanzas aparecen de manifiesto sobre todo en los libros sibilinos judíos y en los Salmos de Salomón 3 de mediados del último siglo. Según la sibila judía, que se formó hacia el año 140 a. Cr., Dios enviará del Oriente a un rey, que ha de terminal con las guerras de todo el mundo, matando a los unos y cumpliendo a los otros las promesas. Y no lo hará por propio arbitrio, sino obedeciendo al mandato de Dios. A su aparición se confabularán los reyes gentiles para atacar el Templo de Dios y la Tierra Santa. Ofrecerán sacrificios idolátricos alrededor de Jerusalén; pero Dios les hablará con voz poderosa, y todos perecerán por mano del Inmortal. Temblará la tierra, se precipitarán los montes y las colinas, y aparecerá el erebo . Perecerán los pueblos gentiles por la guerra, por la espada y por el fuego, porque blandieron sus lanzas contra el Templo. Entonces vivirán en paz los hijos protegidos por la diestra del Santo. Y los gentiles, al ver esto, se animarán e incitarán los unos a los otros a alabar y ensalzar a Dios, enviarán ofrendas al Templo de Dios y aceptarán su Ley, que es la más justa en toda la tierra. Reinará la paz entre todos los reyes de la tierra. Y Dios instituirá un reino eterno sobre todos los hombres. De toda la tierra vendrán ofrendas al Temp'o de Dios. Y los profetas de Dios depondrán la espada; porque son jueces de los hombres y reyes justos. Dios morará en Sión, y en todo el orbi habrá paz — Según los Salmos de Salomón, el Mesías es Hijo de David y Rey de Israel; su oficio es purificar a Jerusalén de gentiles y derribar a todos los

citados por algunos santos Padres y aparecen en las antiguas ediciones de la Biblian (Kl. 1 274).

1 Cr. Kl. VIII 1378 ss.; Dalman, Messian, Texte aus der nachkanonischen jürisdichen Literatur (Leipzig 1898); Lagrange, Le Messianisme ches les Juifs (de 150 a. Cr. hasta el 200 d. Cr.; Paría 1901).

1 En el mito griego la lobreguez del tártaro, personificada como hijo del Caos.

Puede verse un sumario de los pasajes mesiánicos, apologéticamente discutidos, en A. de Bruglie. Die messianischen Weissagungen ein Beweis Gotess (colección Wissenschaft und Religion, Research trasburgo 1906).

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> El uso católico entiende por apócrifos los escritos compuestos a imitación de los Libros Sagra dos (del Antiguo y Nuevo Testamento) y atribuídos a algún hombre célebre de la historia sagrada, es critos tenidos, a veces, temporalmente por sagrados, pero nunca reconocidos como tales por la Iglada Cfr. KL 1 1036 ss.; ibid. 1048 ss. la bibliografía completa de los apócrifos; Székely, Bibliotheca aporry pha (Friburgo 1913).—Los protestantes tienen (injustamente) por apócrifos los llamados deuterocano nicos (cfr. núm. 3), y a los realmente apócrifos llaman «eudoepígrafos» (es decir, libros que llevan initatulo) Cfr. la colección y versión Apokryphen und Pseudepígraphen des AT publicada por Kautesch. tomo II (Tubinga-Friburgo 1921). Los más conocidos llevan los nombres de Adún, de Henoc, de los doce Patriarcas, de Moisés, de Isalas, etc. Alguno (como la Oración de Manasés y los Lib os III y IV de Esdras) se encuentran en apéndice en las ediciones de la Vulgata, apara que no se pierdan, pues moi

implos; entonces fundará en Jerusalén un reino de justos y santos; no serán admitidos los extranjeros, sino habitarán en Jerusalén sólo los judíos santos y fieles a la Ley. Además someterá a su cetro a todos los gentiles, para que vengan espontáneamente a ver su majestad y congreguen a todos los miembros dispersus del pueblo de Dios. Todo esto llevará a cabo con la ayuda de Dios, no con auxilio de poder terrenal, y porque está exento de pecado y lleno del Espíritu Santo, de suerte que sus palabras son como de ángel; aquéllos serán días

La expectación y el ardiente desco del pueblo judío adquieren expresión más emocionante en las dieciocho alabanzas divinas de la oración matutina, en las cua'es Israel, probablemente desde los tiempos de Esdras, presentaba a Dios sus más graves necesidades 1.En ellas se dice: «Alabado seas, Eterno, Dios nuestro y de nuestros padres, que te acuerdas de las gracias de los padres y traes el Redentor a los hijos de los hijos»; y más adelante: «Brote pronto el renuevo de David, tu siervo, y sea levantado su cuerno mediante tu redención». En la fiesta de la Pascua, recordando los judíos la liberación de Egipto, pedían la salud y redención completa por el Mesías: «Edifica la ciudad santa de Jerusalén; acuérdese el Señor de las misericordias de los días del Mesías y de la vida del mundo venidero» (del reino mesiánico). El Hosanna del último salmo del Hallel (Ps. 112-117), que se cantaba en las grandes festividades, y con más solemnidad en la fiesta de la Pascua y de los Tabernáculos, expresaba este deseo del Mesías de la manera más entusiasta: ¡Hosanna!, es decir, ; sálvanos por fin! «La piedra que desecharon los albañiles, ha llegado a ser piedra angular. Dios lo hizo, y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor; alegrémonos y regocijémonos en él. Oh Éterno, redime, oh Éterno, salva. Oh Eterno, haznos felices, oh Eterno, haznos dichosos. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Todavía más solemne y entusiasta era la alusión al Mesías en la fiesta de los Tabernáculos, cuando en el punto culminante de la fiesta, a los c'amores del Hosanna, todo el pueblo agitaba los ramos de palmeras, produciendo un susurro que se esparcía por todo el Templo; y cuando, al sacar el agua de la fuente de Siloé, se cantaban las palabras del Profeta: «Sacaréis agua con alegría de las fuentes del Salvador» 2.

751. Con esto quedan expuestos los fundamentos de la expectación mesiánica del pueblo judio en tiempo de Jesucristo, y los elementos que la informahan. Como podemos ver en los santos Evangelios , era tan general, tan grande v tan cierta la expectación en tiempos de Jesucristo, que el Sanedrín no se admiró ante la consulta de los Magos de Oriente, sino señaló sin vacilar a Belén como lugar del nacimiento del Mesías, apoyándose en el profeta Miqueas 1. El anciano Simeón le esperaba por aquel tiempo con tanta certeza y con tales ansias, que Dios le consoló con la promesa de no morir en tanto que sus ojos no viesen al Ungido del Señor 5. Lo mismo sucede con Zacarías y Ana la profetisa. Pero también en otros círculos encontramos la misma expectación: cuando apareció en escena el Bautista, pensó el pueblo que quizá aquel hombre fuese el Mesías , y el Sanedrín le envió un mensaje, diciendo: «¿ Eres tú el Mesías?» 8 Juan declaró que el Mesías venía detrás de él, por más que era antes que él, y se reconoció indigno de desatar la correa de su zapato; y al día siguiente señaló al Mesías a sus discípulos, diciendo: «He ahí el cordero de Dios, que quita los pecados del mundon. Dijo que el Mesías bautizaba en el Espíritu Santo y en el fuego, y dió testimonio de que era el Hijo de Dios 10; y todos entendieron a quién se refería el Bautista. Andrés y Juan, siguiendo las instrucciones del Precursor, van en pos de Jesús y se hacen discípulos suyos. Andrés anuncia su dicha a su hermano Simón Pedro con estas pa'abras: «Hemos encontrado al Mesías» 11. Al día siguiente Jesús llama a Felipe, y éste

un artículo de Kath 1917, 1 ss.).

Véase en Lietzmann, Kleine Texte 58, 9 ss. (Bonn 1910) las antiguas oraciones litúrgicas judías.

<sup>2</sup> Is. 12, 3; cfr. nem 650. 1 Cfr. Frings, Die Einheit der Messiasidee in den Frangelien (Maguncia 1917; tirada aparte de

Matth. 2, 4 ss.

Luc. 2, 26. Luc. 1, 68 ss.; 2, 38.

Luc. 3, 15. Ioann. 3, 18, cfr. 7, 41

loann. 1, 19 ss.

loann. 1, 33; 3, 27 SS. " loann. 1, 41.

<sup>1</sup> Ioann. 1, 27 29.

invita a su amigo a seguir a Jesús con estas palabras : «Hemos encontrado # aquél de quien Moisés escribió en la Ley, y de quien hablaron los Profetas: Jesús, hijo de José de Nazaret»; y Natanael le reconoce por «Hijo de Dios y Rey de Israel». Cuando las turbas ensalzan o aclaman a Jesús en su vida pública como a aquel que ha de venir, como Profeta, Hijo de David y Ungido del Señor, o cuando le quieren proclamar rey, es porque le tienen por el Mesías prometido y universalmente esperado. Los samaritanos no fueron una excepción en esta esperanza. La Samaritana del pozo de Jacob cree primero ver en él a un profeta; mas para ella el Mesías es algo más que un profeta, y espera que, cuando venga, anunciará también a los samaritanos todas las cosas; por fin reconoce en Jesús al Mesías; llena de alegría, llama a sus conciudadanos; éstos oyen al Mesías y confiesan «que él es en verdad el Salvador del mundo» . El mismo Caitás, contra su vo untad, dió testimonio de esta creencia general, de esta expectación universal de los judíos, cuando, no pudiendo demostrar la culpabili-dad de Jesús ni con apoyo de falsos testigos, le preguntó: «Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres Cristo (el Mesías), Hijo de Dios bendito» ... Jesús dió testimonio de si mismo , diciendo que él era el Mesías anunciado por los profetas, aparecido en la plenitud de los tiempos, por quien se había de cumplir lo que aquellos profetizaron; como a tal le anunciaron por todas partes los apóstoles, indicando expresamente a los judíos los vaticinios de los profetas y la expectación propia y la de sus padres . Es también evidente que, aunque la mentalidad mezquina y carnal de los judíos no llegó a comprender rectamente las profecías y desechó a un salvador pobre y humilde, nunca, sin embargo, se borraron del todo o se oscurecieron los rasgos espirituales de la imagen del Mesías. Los mejores le esperaban como a salvador del pecado y Soberano del reino espiritual de la verdad, de un reino que se había de extender sobre todas las naciones y había de dar a todos felicidad, paz y bendición. Zacarías, padre del Bautista, ve en su hijo al Precursor que ha de preparar los caminos del Mesías, censeñando la ciencia de la salvación a su pueblo, para (que éste obtenga la) remisión de sus pecados por la misericordia de nuestro Dios, con la que nos ha visitado el Oriente de lo alto (el Mesías), para iluminar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte y guiar nuestros pasos por la senda de la pazo. El anciano Simeón reconoce en él ala salud que Dios preparó a la faz de las naciones, la luz para alumbrar a los gentiles y para gloria de su pueblo Israel; y al mismo tiempo dice él, que está destinado para ruina y resurrección de muchos en Israel y para ser blanco de la contradicción» . Y por más que aun los espíritus más rectos, contagiados por la faisa y terrena idea de sus compatriotas, esperaban en el Mesías al fundador de un esplendente reino terrenal, semejante al de David, mas ello era a modo de preparación para la influencia eficaz espiritual y fecunda del Mesías; y abandonaron la esperanza de un dominio del mundo, tan pronto como fueron instruídos acerca de las profecías y su cumplimiento en Cristo. Así instruyó el Salvador a sus discípulos , y éstos, a muchos miles de judíos que se convirtieron en los comienzos de la Iglesia.

Una mirada a la evolución del mundo pagano y al estado en que se encontraba al comienzo de la era cristiana, nos mostrará que también él sentía la necesidad de la venida del Redentor, que estaba ya maduro para ella y la deseaba, ora consciente, ora inconscientemente. Los escritores paganos nos presentan un cuadro horripilante de la corrupción de costumbres y de la degeneración que minaban internamente al mundo greco-romano. El politeísmo (mitología y culto) no só o se mostraba impotente para contrarrestar aquella corrupción, sino que también era campo abonado para toda clase de supersticiones y desarreglos; además, el politeísmo estaba desacreditado y en descomposición. Iban introduciéndose la indiferencia religiosa y el nihilismo, el ocultismo y el

Ioann. 1, 45 49.

<sup>4, 19 25 29 42.</sup> Matth. 26, 63 s. Cfr. Friedrich, Der Christusname im Lichte der all und all Theologie (Colo-

Cfr. Matt. 13, 14; 21, 2 ss.; 26, 54; Marc. 14, 49; Luc. 4, 21; 22, 37; 24, 25 ss.; 44 ss.

Towns. 5, 39; 13, 18; 15, 25; 17, 12; 19, 28; 20, 9.

Act. 1, 16; 2, 25 88.; 4, 11 25 88.; 8, 35; 10, 43; 13, 27 88.; 17, 2 11; 18, 28; 26, 22 27; 28, 23.

Luc. 1, 76 ss. Luc. 2, 30 ss.

<sup>\*</sup> Luc. 24, 25 ss. Act. 1, 6 ss.; 3, 18; 17, 3.

sincretismo. La filosofía había llegado a su término, después de haberse agotado inútilmente buscando la solución del «enigma de la existencia» y los fundamentos y las reglas de la virtud; y aun en su estado más floreciente y en su forma más noble, no había pasado de un profundo anhelo por la Revelación y por el ideal de la virtud, ni de cierto presentimiento de la necesidad de la redención del pecado y del error, como se ve de una manera impresionante en los escritos de Platón . El desarrollo espiritual y ético del mundo civilizado anti-guo termina con un grito estridente, con la indiferencia y desesperación y con el desconsuelo que revela aquella pregunta de Pilatos: ¿Quid est veritas? 2 Es peculiar de los últimos siglos anteriores a Cristo la impresión del alejamiento de la divinidad, el deseo de una revelación superior. Y aunque este deseo no exprese en primer término otra cosa que la convicción de la decadencia de los pueblos clásices y de su civilización, y el presentimiento de la nueva era que se avecina , sin embargo no cabe dudar que dimana del contacto con las ideas religiosas y de las esperanzas que venían de Oriente, que de ellas se nutre y en ellas se afianza. En el mismo siglo que presenció la cautividad y dispersión de Israel, una considerable corriente monoteísta, una especie de reforma 4, se infiltró por el paganismo orienta'; en los siglos siguientes, el paganismo grecoromano estuvo cada vez más penetrado de ideas y prácticas venidas del Oriente. Los cultos de Asia Menor, Egipto, Siria, Persia y otros pueblos tenían cada vez más aceptación en Grecia desde el siglo v, y en Roma desde el 11 a. Cr., y ejercían influencia especialmente en los llamados misterios (doctrinas y prácticas para los iniciados), cuya institución obedecía a la conciencia del pecado y al deseo ardiente de la redención y de la salud del género humano; otra prueba de esto es la propagación de' culto persa de Mitra v del culto sirio del sol en la época de los emperadores romanos 5. No es fácil determinar hasta qué grado el mundo pagano civilizado conocía las Sagradas Escrituras de los judíos, y en particular, en qué medida las ideas más nobles y puras de los sabios gentiles (que visitaban el Oriente) derivan del contacto con la religión y los Libros Sagrados de los judíos. Los santos Padres opinan que, no sólo el logos (la divina Sabiduría) iluminó al mundo gentil, sino que también lo que de bueno y verdadero se encuentra en los escritos de los paganos, procede de la tradición y revelación primitivas, o del conocimiento, ora directo, ora indirecto, de la Sagrada Escritura y de la religión judía. Esto, naturalmente, no se puede demostrar punto por punto; pero sí es cierto que el judaísmo, por su misma existencia, por sus Libros Sagrados traducidos al griego y por su espíritu de proselitismo en la dispersión, fué para el mundo gentil un fermento, que allanó el camino a ideas más puras y a los principios morales del monoteísmo, e inició la esperanza de tiempos mejores 6; tal fué el designio de la Providencia al permitir la dispersión de los judíos (Tob. 13, 4). No se puede negar que la esperanza de un vencedor del mal, de un libertador de la humanidad, de un redentor, del retorno del paraíso y de «la plenitud de los tiempos», formaba parte de las ideas más nobles que el paganismo ora conservó como recuerdo de la revelación primitiva, ora trasegó del judaísmo, ora formuló como exigencias del corazón

Cfr. Weiss, Weltgeschichte III 218.

Ioann. 18, 38. Comparese con la sentencia del poeta Lucilius (4 hacia el 103 a. Cr.): Nil vert. omnia ficta. Nada hay verdadero, tedo es ficción»; y las palabras del último y más grande de los historiadores romanos, Tácito († hacia el 120 a. Cr.); Nulla spes nisi desperatio. «No queda otra esperanza sino la desesperación».

Cfr. Zeller, Philosophie der Giechen III 56 368 ss.

Véase en Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes III 157 ss., la exposición detallada. Con razon ade Schürer al paso de los que afirman (A. Jeremias, Babylonisches im AT, Leipzig 1965) radicar todas estas influencias en una antigua filosofía oriental: ¿Eran por ventura los persas, judíos y griegos tan pobres de espíritu que sólo supi sen transmitir la primitiva sabiduría de los babilonios, transformarla y completarla?» (Theol. Lit. 21g. 1905, núm. 8).

Cfr. Jeremías, Monotheistische Stromungen, etc., 43 s. Seis siglos antes de Jesucristo aparecen las

figuras de Zoroastro en Persia, de Buda (Sakiamuni) en Ledia y de Confucio en China. Acerca de los misterios paganos en tiempo del nacimiento del Cristianismo, cfr. Stl. 1906, 376 ss.; K VIII (1907) 75 ss. Cumont, Die o ientalischen Religionen in omischen Heidentum (Leipzig 1914). Frente a Reitzenstein, Jakoby y otros que quieren ver en el Cristianismo una religión de misterios (es decir, una religión nacida de los misterios paganos), sostiene Heinrici (Internat. Wochenschrift 1911) que el Cristianismo primitivo debe más bien considerarse como una religión opuesta a los misterios (Antimysterien eligion). Para esta cuestión y la bibliografía correspondiente cfr. Krebs, Der Logos als Heiland (Friburgo 1910) 120 ss., y Das religionsgeschilliche Problem des Urch istentums, en BZF VI (1913)

<sup>\*</sup> Acerca de la expansión, vida religiosa e influencia de los judíos en la Diáspora cfr. Schürer. Geschichte des judischen Volkes III\* 2 ss., 135 ss.

(anima naturaliter christiana); estos recuerdos y esperanzas no pueden compararse con las profecías bíblicas, ni menos considerarse como fuentes de ellas; pero representan un considerable patrimonio de la humanidad y se abren paso a fines de la época precristiana . A este Rorate coeli del Oriente . responde en Occidente Virgilio (Eglog. IV), cuando, apoyándose manifiestamente en los oráculos sibilinos, da testimonio de la antigua profecía, según la cual, es ya llegado el tiempo de que venga del cielo el Hijo de Dios, trayendo la edad de oro a la tierra y destruyendo la serpiente 4, «Todo el Oriente, dice Suetonio (Vespas. c. 4), compartió la idea antigua y constante de que, según los decretos del destino, de Judea había de salir el dominio del mundo». De igual modo el historiador romano Tácito (Hist. 5, 13): «Muchos abrigaban la convicción de que en los libros antiguos de los sacerdotes constaba que por aquella época (la destrucción de Jerusalén) el Oriente se había de robustecer, y los judíos habían de salir y apoderarse del dominio del mundo». Ya procedan estos testimonios de los libros sibilinos, ya del historiador Josefo, y aunque los escritores paganos no hayan comprendido el profundo sentido que encierran, o lo hayan aplicado a personas humanas, no obstante, atestiguan la expectación general de una cosa mejor, de un cambio que se realizará merced a un salvador enviado por Dios. Además de esto, el imperio de hierro, el romano, había sucedido a los imperios babilonio, persa y griego, y los había destruído y dominado; era, pues, la hora del reino mesiánico. Llegaban también a su término las setenta semanas de Daniel, en la última de las cuales, con la muerte del Redentor, habían de acabar las transgresiones, terminar los pecados, borrarse las injusticias, cumplirse las visiones y profecías, cesar los sacrificios cruentos y las ofrendas, instaurarse la eterna justicia y ser ungido el Santo de los Santos. Todo estaba preparado para la venida del Redentor: había llegado la plenitud de los tiempos, en la cual se iba a realizar la expectación de las naciones (Gen. 40, 10). apareciendo el deseado de todos los pueblos (Agg. 2, 82) 4.

# JESUCRISTO, Dios bendito por toda la eternidad.

(Steyl 1924).

¹ Cfr. KL VIII 1405 s. (Schanz); Hehn, Sünde und Erlösung nach biblischer und babylonischer Inschauung (Leipzig 1903); del mismo, Die Erlöse-idee bei den Babylonien, en LBKV 1905, num. 3, 13; Lietzmann, Der Weltheiland (testimonios de la idea del redentor en el mundo antiguo; Bonn 1909). — La escuela histórico-evolucionista (núm. 20) pretende explicar este problema de manera esencialmente distinta. Ya en las visiones de Daniel y en otros capítulos proféticos, cuyo origen procura fijar muy entrada la época posterior al destierro, cree descubrir el influjo de formas e ideas babilónicas opuestas a la antigua expectación mesiánico-israelita; penetradas del dualismo mazdelsta, y quizá mezcladas con ideas egipcias, habrían influído en el judaísmo posterior y en la literatura apocalíptica, y de aquí habrían pasado al Nuevo Testamento. Lo que antes se atribuía a ciertas deidades babilónicas, especialmente a los dioses de la luz, como Marduc, Schamasch, Sin, etc., se fué trasladando a la figura del Mesías y, más tarde, en el primitivo Cristianismo, a Jesús de Nazaret. Así Zimmer, Relinschr. und Bibel 39 ss.; Bousest, Die júdische Apokalyptik (Berlín 1903), entre otros. — Mas casi todo es problemático y no puede hablarse de una solución definitiva de las cuestiones planteadas (Zimmer I. c.). No habiendo sino sólo huellas de semejanza, se prescinde, como siempre, de las diferencias esenciales entre deas bíblicas y babilónicas, y entre babilónicas y cristianas, y se establece artificiosamente la edopendencian a favor de la ley de la evolución puramente natural, rechazando por sistema la posibilidad de una conexión entre todas ellas en virtud del origen de antiguas fuentes comunes (revelación primitiva y radición), dado caso que se llegase a demostrar la existencia de tales idas en el babilonismo antiguo. Por mucho que se violenten las cosas, nunca se logrará explicar por evolución puramente natural el origen del Cristianismo, aun dado caso que se llegase a eludir el judaísmo bólico, ni destruir el hecho de su origea sobren

Heliand 1911, 59 ss. (Peters).
 Acerca del carácter profético de la Egloga IV de Virgilio cfr. HPB 120, fascículo 9 (1907), 637 ss.
 Acerca de lo tratado en todo este párrafo cfr. también Kalt, Jesus die Sehusucht der Menschheit

## Libros poéticos y didácticos del Antiguo Testamento

Además de los Salmos (cf. núms. 520-537), contiene el Canon del Antiguo l'estamento otros libros poéticos y didácticos, que en la edición de la Vulgata siguen a los históricos y preceden a los proléticos, en el orden siguiente:

1. Libro de Job; (2. Libro de los Salmos); 3. Libro de los Proverbios; 4. Eclesiastés (el Predicador, Cohélet); 5. Cantar de los Cantares; 6. Libro de la Sabiduría; 7. Eclesiástico (Jesús hijo de Sirac).

Todos ellos (a excepción del Cantar de los Cantares y del Libro de Job) se citan en la Liturgia con el título genérico de Libros de la Sabiduría o Libros

sapienciales.

### 113. Libro de Job

753. El libro de Job es un magnífico poema didáctico, vinculado al nombre y vicisitudes de un personaje extraisraelita de los tiempos patriarcales. Repetidas veces atestigua la Sagrada Escritura la existencia de Job, modelo de paciencia heroica 1, y tanto la tradición judía como la cristiana dan de ella testimonio unánime. Autor y época en que se escribió nos son desconocidos; mas la perfección del lenguaje y la acabada forma literaria son claro indicio de que fué compuesto por un escritor inspirado, de una época posterior (no ciertamente a la cautividad), en la cual estaba floreciente la poesía (religiosa) 2. Este poema dialogado y artísticamente dispuesto , cuyo asunto son las vicisitudes del santo Job conservadas en la tradición, da por conocido el estado de cosas de los tiempos patriarcales extraismelíticos; mas el escritor trata la materia con aquella libertad que se concede al poeta y de la que particularmente necesita para conseguir un fin didáctico y edificante. Desarrolla este poema didáctico la historia de la prueba y del acrisolamiento de Job; mas no se reduce a una simp'e narración, sino que es la creación de un poeta, que en el prólogo y epílogo se sirvede la forma histórica para hacer más comprensible el problema de que trata y la solución del mismo, y para presentar a los lectores las personas que en el diálogo intervienen.

ldea fundamental del libro es la causa y el objeto del dolor, problema que se discute en su aspecto más interesante y difícil, a saber: el dolor de lo-

de la métrica del l'abro de Job cfr. Vetter en BSt 11 4.

El Libro de Tobias, por ejemplo, dice así (2, 12). «El Señor permitió que sobreviniese a Tobiasesta prueba, porque diese a los vesidoros ejemplo de paciencia como el santo Joba; análogament Essech. 14, 14 y Jac. 5, 11.—Son indicios de época patriarcal la longevidad, el estado general de cosas que supo e el autor, la falta de referencias concretas a la Ley de Moi-és, etc. La versión griega advierte

que supo de il autor, la falta de referencias concretas a la Lev de Moisès, etc. La versió i griega advierte al final del libro que Job es descendiente de Abraham en quinta generación, y le identifica con Jobab, segundo rey de Idumea (Gen. 36, 33).

<sup>2</sup> Según unos, en tiempo de David y Salomón, según otros, en tiempo de los profetas, en particular en tiempo de Jeremias o Ezequiel (Eccli. 49, 9); cfr. Royer, Die Eschatologie des Buches Job, en BSt VI 28 ss. En un estudio reciente acerca del cautor de los discursos de Eliún (BSt XIV 3). Posselt concluye que ela redacción del Libro de Job se efectuó prohablemente en fecha muy posterior a la destrucción del reino de Israel, pero antes de Jeremias, probabilisimamente luego de comenzar la cautividad de Babiloniao. En la misma revista, página IX-XI, puede verse un índice bibliográfico. Citaremos Zschokke, Das Buch Job (Viena 1875); Knabenhauer, Comm. in Librum Job (París 1886); Peters, Das Buch vom Dulde Job (Padreborn 1917); Kalt, Das Buch Job (Steyl 1924). — Frente a la crítica, que por razones chistórico-religiososo sostiere que el Libro de Job se compuso en época muy posterior al destierro, cinvestigadores calificadoso defienden aún hoy que se escribió con mucha anterioridad, acasó antes del destierro. Para las cuestiones acerca del Lib o de Job, consúltese ThG 1911, 441 (Laur).

\*\*Cfr. Hontheim\*\* Das Buch Job als strophisches Kunstwerk nachgewiesen, en BSt IX 1-3. Acerca de la métrica del Thro de Job efr. Vetter en BSt II 4.

justos, representados en el justo Job. La verdadera razón de los padecimientos de Job no la saben ni éste ni sus amigos; insisten éstos en que los dolores no pueden ser sino castigo del pecado; Job, por el contrario, no tiene conciencia de los pecados que en él suponen sus amigos, y de aquí nace entre ellos una serie de discusiones que se acercan cada vez más a la solución del magno problema, hasta que el mismo Dios, por boca de Eliú, da la verdadera res-

Por el ingenio de las discusiones, por la elevación de ideas y por sus patéticas descripciones, es el libro de Job una fuente inagotable de sabiduría y de graves consejos para la virtud y la piedad; y en cuanto a sublimidad de ideas, belleza y elegancia de lenguaje, pocos libros le igualan 1. Desde los primeros tiempos fué considerado por judíos y cristianos como obra del Espiritu Santo. Hasta qué punto han de tenerse por acertados y revelados los juicios que el escritor inspirado pone en boca de sus personajes, lo han de determinar las leyes literarias de la forma dramático-dialogada de la discusión. En un altercado luchan unas opiniones con otras y aquellas que quedan triunfantes, se tienen por verdaderas. En nuestro caso deberán tenerse por inspiradas aquellas que reciben su aprobación de Dios mismo (al final del libro) o del autor inspirado. De hecho los amigos de Job son censurados por sus necios discursos, y el mismo Job recibe una corrección que le hace reconocer sus yerros. Se ha de apreciar por consiguiente cada proposición en el contexto del razonamiento y cada razonamiento en el contexto de toda la discusión, sin olvidar el prólogo, el discurso final de Dios y el epílogo.

Forman la parte principal del libro las discusiones de Job y sus amigos, descritas en forma poética (cap. 3-42, 9). «La discusión, que aquí se desarrolla en tres escenas, no ocurrió ciertamente tal como se describe; es más bien una invención del vate inspirado, hábil en el arte de caracterizar sus personajes, dotado de singular finura psicológica en el desarrollo y expresión de sus pensamientos y de altos vuelos poéticos» 2. Es de gran importancia averiguar si los discursos de Eliú (cap. 32-37; cfr. núm. 772) pertenecen a la primera redacción del libro. Criterios extrínsecos e intrínsecos inclinan a responder afirmativamente: la explicación de Eliú es un eslabón imprescindible de la cadena de discusiones, pues ella da la verdadera solución del problema discutido. La manera brusca como aparece Eliú en escena y cómo en parte censura y en parte completa los discursos de Job y de los tres amigos, muestra el consumado arte literario del autor . Prólogo y epílogo están escritos en forma narrativa (capítulo 1-2; 42, 9 ss.) y sirven para vestir y representar las ideas didácticas que constituyen el fondo del poema 4, a la manera como suceden en las parábolas, empero están tomados de la historia de Job.

El siguiente extracto servirá para dar las ideas fundamentales del libro.

Refiere el prólogo que: En el país de Hus 5 había un varón llamado Job, hombre sencillo, recto y temeroso de Dios y que se apartaba

Gietman, Das Problem des menschlichen Lebens in dichterischer Losung: Parzival, Faust, Joh und einige verwandte Dichtungen (Freiburg 1887). Baumgartner, Geschichte der Welliteratur I 24 no No debe sorprender que el asunto del poema suese epatrimonio común del antiguo Orienten (Jeremsen). ATAO 552), porque el problema del dolor ha ocupado al espíritu humano siempre y en todas partes-Cír. von Keppler, Das Preblem des Leidens : (Freiburg 1919). Mas de ello no se sigue que la persona de Job sea fabulosa y que el poema esté lleno de elementos mitológicos. Este libro es único por la forma o por el fondo; por la pureza y riqueza de sus ideas aventaja a toda la sabiduría oriental. En muy natural que el autor se sirva de expresiones y estilo orientales. El descubrimiento de poesías aurito labilónicas, cuyo fondo tiene algun parecido con el Libro de Job (AO VII 28 ss.), sólo prueba que de con un problema de la humanidad y un asunto antiguo con base histórica, y que el poema bíblico aven taja a todos los demás. ZKTh 1907, 755. «La afirmación repetida recientemente tan a menudo de que el Libro de Joh abunda en ideas mitológicas, es pura fantasía, como se prueba examinando los lugatos. en cuestións (KIII. II 111). Cfr. Landersdorfer, Eine Babylonische Quelle für das Buch Job?, en llsi XVI 1-3; Pfaffrath, Das Buch Job and seine angeblich babylonische Vorlage, en ThG 1913, 648 XIV 3. Schöpfer, Geschichte des AT 677.

\* Kaulen-Hoberg, Einleitung II 1 123. Posselt en BSt XIV 3. Budde (Geschichte der hebr. Litters etc.) evertes medicente medicente des AT 6 677.

<sup>(17</sup> ss.) contra muchos modernos.

Dedúcese esto en parte de la redacción misma (por ejemplo, de los números redondos y enquenta ticos de que se sirve al referir las riquezas, familia, edad de Job, desgracias que le sobrevienen una tras otra), en parte del contenido, particularmente de la manera como se describe la aparición de Satanas entre los hijos de Dios. Hoc symbolice et sub aenigmate (es decir. a manera de comparación o de parábola) proponitur secundum consuetudinem S. Scripturae (Thom. Aq. in 10b Prolog.). Análogamente

Knabenbauer, Cornely y otros; cfr. Hontheim l. c. 3 s.

En hebreo Uz, país citado también en Ierem 25, 10 ss.; Thren. 4, 21; según parece, abarca una región geográfica bastante extensa. Se le ha relacionado con Idumea, pero según A. Musil, Arabia

del mal 1. Tenia siete hijos y tres hijas, y poseía siete mil ovejas y tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas y muchísimos criados; por lo cual era este varón grande entre todos los orientales 2. Sus hijos solían celebrar convites en sus casas, cada cual en su día, y convidaban a sus tres hermanas para que comiesen y beb esen con ellos 3. Concluído el turno de los días del convite, enviaba Job a llamarlos y los santificaba; y levantándose de madrugada, ofrecía holocaustos a Dios por cada uno de ellos. Porque decía: No sea que mis hijos hayan pecado apartándose de Dios en sus corazones. Esto hacía Job todos los

Pero cierto día, concurriendo los hijos de Dios 4 a presentarse delante del Señor, entre ellos compareció también Satanás . Al cual dijo el Senor: «¿De dónde vienes?» 6 El respondió: «Vengo de dar la vuelta por la tierra y de recorrerla toda». Replicóle el Señor: «¿ Has parado atención en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón sencillo y recto y temeroso de Dios y ajeno de todo mal?» Mas Satán le respondió: «¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le tienes tú cercado por todas partes, así a él como a su casa y a toda su hacienda? ¿No has echado la bendición sobre las obras de sus manos, con lo que se han multiplicado sus bienes en la tierra? Mas extiende un poquito tu mano y toca sus bienes, y se volverá contra ti» 7. Dijo, pues, el Señor a Satanás : «Ahora bien, todo cuanto posee está a tu disposición; sólo que no extiendas tu mano contra su persona». Con esto, salió Satanás de la presencia del Señor (1, 6-12).

755. En efecto, mientras los hijos e hijas de Job se hallaban un día comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito, llegó a Job un mensajero, que le dijo: «Estaban los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cuando he aquí que han hecho una incursión los subeos 8 y lo han robado todo y han pasado a cuchillo a los mozos, y he escapado yo sólo para darte la noticia». Estando aún éste hablando, llegó otro hombre y dijo: «Fuego de Dios " ha caído del cielo y ha reducido a cenizas las ovejas y los pastores, y he escapado sólo yo para traerte la noticia». Todavía éste con la palabra en la boca, entró otro diciendo: «Los caldeos 10, divididos en tres cuadrillas, se han arrojado sobre los camellos y se los han llevado, después de haber pasado a cuchillo a los mozos, y he escapado sólo yo para darte el aviso». No había acabado éste de hablar, cuando llegó otro, que dijo: «Estando comiendo tus hijos e

Petraca, hay que buscarlo en Arabia, donde existe una contarca, al-Gebal, en la cual se conserva el nombre 'Is y se oyen aún los nombres de las tribes a que pertenecian los amigos de Job (temanitas, suhitas, naamatitas), Cfr. K 1910 XI 1 6; Rb 137.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fiel a la tradición recibida de Abraham, vivio apartado del paganismo y conservaba la fe y las virtudes de los patriarcas.

Es decir, árabes. Job era grande entre ellos tanto por su extraordinaria virtud como por sus nuchas riquezas, y en razón de patriarca, como Abraham, tenía posición de príncipe.

<sup>3</sup> Celebraban sus días natalicios (cumpleaños) por orden, en bella armonía familiar y con santa

Angeles; cfr. núm. 51.

Augeres; cri. num. 51.

Es decir, el adversario, el tentador, el acusador, el demonio. Orígenes, san Agustín, Gregorio Magno, santo Tomás de Aquino, etc. (Cfr. Calmet, Comm. in Ioh 1, 6) entienden esta descripción, tan parecida a la visión del profeta Miqueas, III Reg. 22, 19 ss., como una narración a manera de parábela, en la cual, hajo la imagen de un consejo, se significa cómo se sirve Dios de los ángeles buenos para servicio de los hombres, y consiente a veces a Satanás que visite a los hombres para probarlos y acri-

Esta pregunta tiene por único objeto dar pie a la explicación que sigue.

Así y no de otra manera se debe entender la expresión de la Vulgata (abenedice») correspondiente al texto h-breo, de acuerdo el contexto y el testimonio de las versiones antiguas. El texto hebreo trata de debilitar (velar) la expresión «maldecir de Dios», la cual no podía poner en su boca un piadoso

Saba era (según Gen. 10, 7) la región norte de Arabia Pétrea y (según Gen. 25, 3) estaba habitada

por los descendientes de Abraham; tedavía hoy merodean por allí los beduinos.

Be decir, rayo. Opinan algunos que se trata del simún, viento abrasador de Arabia y Egipto. Clr. núm. 253.

28 Cuadrillas de bandidos arábigo-babilonios

hijas y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, sopló de repente un viento huracanado de la parte del desierto , que ha conmovido las cuatro esquinas de la casa, la cual ha caído, cog endo debajo a tus hijos, que han quedado muertos, y me he salvado sólo yo para poder avisártelo» (1, 13-19).

Entonces Job se levantó y rasgó sus vestidos y, raída la cabeza . postróse en tierra, adoró y dijo: «Desnudo sall del vientre de mi madre y desnudo volveré allá (a la tierra) 4. El Señor lo dió, el Señor lo quitó. Se ha hecho lo que es de su agrado. ¡ Bendito sea el nombre del Señor !» En medio de todas estas cosas no pecó Job en todo cuanto dijo, ni habló palabra incons derada contra Dios (1, 20-22).

756. Y sucedió que cierto día comparecieron los hijos de Dios en la presencia del Señor, y asimismo Satanás se halló entre ellos y se puso en su presencia. Y dijole el Señor: «¿ No has observado a mi siervo Job? Pues aun se mantiene en su probidad. Y eso que tú me has inc.tado contra él, para que le atribulase en balde». A esto respondió Satanás, diciendo: «Piel por piel, todo cuanto tiene lo dará el hombre por conservar su vida; y si no, extiende tu mano y toca sus huesos y carne y verás cómo entonces se volverá contra ti». Dijo, pues, el Señor a Satanás: «Ahora b.en, en tu mano está, pero consérvale la vida» (2, 1-6).

Con esto, partiendo Satanás de la presencia del Señor, hirió a Job con una úlcera horrible desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza 5, de suerte que, sentado en un estercolero 6, se raía la podredumbre con un casco de teja 7. Y dijole su mujer: «¿ Todavía permaneces tú en tu candidez? ¡ Reniega de Dios y muérete!» Respondióle Job: «Has hablado como una mujer sin seso 9. Si recibimos los bienes de mano de Dios ¿por qué no recibiremos también los males?» En todas estas cosas no

pecó Job con su lengua.

Entre tanto, tres amigos de Job, Elifaz de Teman, Baldad de Suhá y Sefar de Naamat 10, habiendo oído todas las desgracias que le habían sobrevenido, partieron de sus casas; porque habían concertado entre si

mento del hombre; de donde era señal de gran duelo el raer la cabeza y la barba.

\* Cfr. Gen. 3, 19; Iob. 10, 8 ss.; núm. 760. — Todo lo que soy y tengo lo he recibido de Dios.
Nada traj: al mundo; nada me llevaré.

<sup>7</sup> El salpullido y las ulceras le producían dolorosísimo e insoportable coniczón y escozor. Remédiate con un casco el enfermo perque no puede servirse de sus manos, pues la elefancia ataca ante todo las extremidades, especialmente los dedos; muy pronto se destruyen o desprenden las uñas por las úlcenas. A ese fin suelen prepararse en Oriente instrumentos especiales, unas manos que suelen ser de marfil.

Es decir: no te acaccerá cosa peor que lo que ahora te acarrea tu vietud. — Amargo despreelo y

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un huracán o torbellino venido de la otra parte del gran desierto de Arabia.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cabello y barba eran muy estimados entre los asiáticos (no así entre los egipcios) como orna-

De lo que sigue se colige que se trataba, sin duda, de la dolorosísima y maligna lepra. Cír. número 340.

En hebreo dice «en la ceniza»; en el fondo es lo mismo, pues en tales sitios se echaba la ceniza.

El lepro-o era separado del comercio humano para que no contagiase a los demás; el montón de emiza es, al mismo tiempo, figura de la caducidad, del duelo y de la penitencia. He aquí el bosquejo que hace A. Musil (Arabia Petraca III 413) de las ideas y costumbres árabes actuales: «El árabe se acongoja tan pronto como le ataca una enfermedad mensajera de la muerte.. Si ésta se prolonga, sus parientes le llevan en las estaciones secas al basuiero de la localidad, situado en un lugar elevado a manera de terraplén, sujetan sobre cuatro estacas una cubierta que le dé sombra y allí queda el enfermo días y noches. Desde allí puede contemplar la aldea y sus campiñas; su mirada errante se pierde hacia la estepa y el desierto... Luego que cui de la noticia de su enfermedad, vienen a visitarle sus parientes lamentos y quejidos. Sólo interrogados por él le contestan y se conduclen de su estado, y no todos, sino los más ancianos; los demás apenas osan proferir palabra».

burla, tanto más doloroso para Job, cuanto procedía de quien más presto podía esperar condolencia, consuelo y aliento

\* Esto es, impíos, olvidados de Dios. — El pecado aparece en la Sagrada Escritura como la locura

más grande U Llamába e Teman la región sudeste de Idumea (cfr. Gen. 36, 10, 11, 15) Los temanitas son famo-sos por su sabiduría (lerem. 40, 7. Abdiae 8. Ba uch. 3, 22 s.). El nombre Sue o Suach se encuentra entre los descendientes de Abraham por Cetura (Gen. 25, 2), y designa, según demuestran las inscripciones que se han encontrado modernamente, una región que está al norte de Arabia. Allí debe de estar también la patria de Sofar, a quien la versión griega llama amineon, es decir, árabe; cfr. página 643,

venir juntos a visitarle y consolarle. Y cuando desde lejos alzaron los ojos, no le reconocieron; y dieron grandes voces, llorando y rasgando sus vestiduras, esparcieron por el aire polvo sobre sus cabezas y estuvieron sentados con él en el suelo siete días y siete noches i sin hablarle palabra, porque veían que su dolor era muy grande (2, 11-13). Por fin abre Job su boca y reniega de su día 2:

«Perezca el día en que nací y la noche en que se dijo: Concebido ha sido un hombre. Conviértase en tinieblas aquel día, no pregunte Dios por él desde arriba, ni le dé claridad la luz. Oscurézcanle tinieblas y sombra de muerte, ocúpele oscuridad y sea envuelto de amargura. Apodérese tenebroso torbellino de aquella noche, y no entre en cuenta en el cómputo de los días del año, ni sea puesta en el número de los meses.—¿ Por qué no morí yo en las entrañas de mi madre, o luego que salí del vientre no expiré?—Tendido estaría ahora y descansaría, dormiría y tendría reposo.—¿ Por qué fué concedida luz al miserable y vida a aquellos que están en amargura de ánimo, que aguardan la muerte y no viene, que cavan en busca de ella como en busca de un tesoro, y se gozarían en extremo si hallasen el sepulcro? ¿ A un hombre cuyo camino es escondido 3 y a quien Dios cercó de tinieblas? Suspiro antes de comer y mis gemidos se deslizan como aguas» 4.

757. Estos lamentos de Job provocan una larga discusión acerca de la causa y el objeto del dolor, del dolor de los justos especialmente. Podemos dividirla en cinco partes, atendiendo a las tres intervenciones de los

amigos de Job, a los cuales se une más tarde otro amigo (Eliú).

A. En lugar de consolar a Job, los amigos le echan en cara sus lamentos y afirman que sus pecados le hacen merecedor de tales padecimientos, pues el dolor es castigo de algún delito, y sólo a los impíos visita Dios con miserias y aflicción. Job, en cambio, afirma su inocencia, pero llega demasiado lejos en sus juicios, diciendo que precisamente los impios son felices en este mundo, y los justos, desgraciados.

Elifaz inculpa a Job, afirmando que nunca pereció el justo, sino el

implo, e invita a Job a convertirse; si así lo hace, todo le irá bien.

"He aquí que enseñaste a muchos y diste vigor a manos cansadas; tus palabras sostuvieron a los que vacilaban y diste firmeza a rodillas que templaban, y ahora ha venido sobre ti el azote, y has flaqueado; te ha tocado, y te has turbado. ¿No era el temor de Dios tu confianza, y la inocencia de tus caminos tu esperanza? Recapacità, te ruego, ¿qué inocente pereció jamás? O ¿cuándo los justos fueron destruídos? Antes bien, he visto que los que araron la iniquidad y sembraron dolores, también los cosecharon; perecieron al soplo de Dios y fueron consumidos por el aliento de su ira.—Mas alguien me dijo una palabra en secreto...; se paró, su faz me era desconocida, una imagen delante de mis ojos, y oí una voz como de airecillo apacible: ¿Por ventura el hombre en comparación de Dios será justificado o el varón será más puro que su Hacedor? He aquí que los mismos que le sirven no son estables, y en sus ángeles halló

bolièronse de él, creyendo próxima e inevitable su muerte, como se duele por un muerto; pues el duelo solía durar 7 días (cfr. núm. 228), durante los cuales se estaban sentados en el suelo los amigos del difunto, contentándose con muy escaso alimento.

del ditunto, contentándose con muy escaso alimento.

<sup>3</sup> Job maldice el día de su nacimiento, es decir, lo considera desgraciado; expresa con frases comovedoras la magnitud de sus penas y dolores. Mas no pecá en ello de impaciencia o de oposición a la prueba divina, como sostienen más tarde sus amigos, pues él mismo atestigua que sólo ha querido expresar la magnitud de su dolor (6, 3), y más tarde el mismo Dios censura a sus amigos por los reproches que a Job han diripido (42, 7); aun la paciencia más acendrada no está reñida con la sensibilidad, como vemos en la Pasión dolorosísima de Jesucristo. No hay, pues, razón para culpar a Job de blasfemia o para suponer que dudase de la existencia de Dios, ni para poner en tela de juicio el carácter inspirado del libro, como hace Fr. Delitzsch en Babel und Bibel (11 19). No advierte éste que nuestro poema didáctico reproduce con fidelidad y al vivo las apasionadas manifectaciones de dolor. Es de notar, además, la circunstancia de laber puesto el autor estas expresiones (por ejemplo, 9, 21 ss.; 14, 20 ss.; 24, 1 ss.; 10, 2 3; 12, 6; 13, 24; 10, 9 ss.; 27, 2; 30, 21) en boca de un extraisraelita; en este caso se explican las explosiones (de apasionada excitación) como primeros pavos del conocimiento progresivo de Dios y de la sumisión al mismo; en boca de un israelita tales ultrajes serían pecados mortales y unerecerían ser castigados con lapidaciómo (cfr. Lev. 24, 10-16; 111 Reg. 21, 10 13). Ley, en Royer, Die Eschatologie des Buches Job, en ESI VI 66.

<sup>\*</sup> Es decir, sin esperanza.

<sup>3, 3-6 11 13 20-24.</sup> 

perversidad. ¿Cuánto más serán consumidos como de la polilla aquellos que

moran en casas de barro, cimentadas en el polvo? 1.

Llama, pues, si hay quien te responda; ¿a quién de lo santos <sup>2</sup> volverás tus ojos? 3-Pues nada se hace en la tierra sin motivo, y de la tierra no nace el dolor.-Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige; no desprecies, pues, la corrección del Señor. Porque El mismo hace la llaga y da la medicina; hiere, v sus manos curan» 4.

758. Job replica que su dolor es mayor que su merecido, quéjase de

sus amigos y pide a Dios que le libre de su tribulación:

«Ojalá se pesaran en una balanza mis pecados, por los que (según vosotros) he merecido la ira, con la calamidad que padezco. Se vería que ésta es más pesada que la arena de la mar; de aquí es que mis palabras están llenas de dolor, porque las saetas del Señor se clavan en mí: su indignación corroe mi espíritu y espantos del Señor me combaten. -Las cosas que antes no quería tocar mi alma, ahora en la estrechez son mi comida. ¡Quién diese que se cumpliera mi petición y que Dios me concediera lo que espero! Y que El, que comenzó, El mismo me desmenuce, suelte su mano y me corte. Pero será para mí un consuelo que me habrá de regocijar aun en medio de mis crueles penas, el no haber menospreciado la palabra del Santo».

«Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, y como días de jornalero sus días. Así también tengo yo meses tristes y cuento mis noches de aflicción. Si me echo a dormir, me digo: ¿cuándo me levantaré? Y de nuevo espero la tarde y me harto de dolores hasta la noche. — Por esto, no refrenaré ya mi lengua, hablaré en la angustia de mi espíritu y me lamentaré con amargura de

mi alma» 5.

«Perdóname, Señor, que mis días son un soplo. ¿Qué cosa es el hombre para que así cuides de él, que pongas sobre él tu corazón, le visites de madrugada y le observes cada momento? ¿Hasta cuándo no me perdonarás ni me dejarás tragar la saliva? 7 Si pequé, ¿qué te hice, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me has hecho enemigo tuyo , tanto, que me soy intolerable a mí mismo? ¿Por qué no quitas mi pecado y por qué no retiras mi iniquidad? He aquí que luego dormiré en el polvo, me buscarás por la mañana y ya no seré» \*

También Baldad está convencido de la culpabilidad de Job, mas **759**. le promete una suerte mejor si se convierte.

«¿Por ventura Dios tuerce lo que es justo, o el Omnipotente trastorna la justicia? Aunque tus hijos hayan pecado contra Dios, y El los haya dejado en manos de su iniquidad, si tú te levantares de mañana a Dios y rogares al Omnipotente, si limpio y recto caminares, luego se despertará para ti v hará pacífica la morada de tu justicia.-Pregunta, pues, a la edad pasada, y escudriña atentamente las memorias de los padres.-Ellos te hablarán, y de su corazón proferirán sentencias. ¿Por ventura un junco puede conservarse verde sin humedad, o crecer un carrizo sin agua? Cuando aun está en flor, sin que mano le corte, se seca antes que las otras yerbas. Así son los caminos de los que olvidan a Dios, y así se desvanece la esperanza del hipócritan 10.

Job responde, reconociendo la justicia, majestad y sabiduría de Dios y su propia bajeza, y se lamenta de su suerte desgraciada:

«Verdaderamente sé que es así y que no será justificado el hombre compa-

<sup>4, 3 9 12 16-19.</sup> Es decir, ángeles.

<sup>¿</sup>Habiendo merecido esos dolores con tus culpas?

<sup>5, 1 6 17 18.</sup> 

<sup>6, 2-4 7 10.</sup> 

<sup>7, 1 3 4 11.</sup> 

Es decir, ni un momento.

<sup>\*</sup> Es decir, ¿por qué me tratas como a tal?

\* 7, 16-21. Este pasaje se lee en la primera lección del Oficio de Difuntos. Las lecciones restantos están tomadas también del Libro de Job, porque las descripciones de los dolores y las lamentaciones de este piadoso paciente son tan conmovedoras, y es tal la sumisión a la voluntad divina que en ellas se advierte, que son muy a propósito para expresar las penas indecibles y el completo rendimiento a la voluntad de Dios de las pobres almas del purgatorio. Cfr. Höynk, Das officium defunctorum (Kempten 1892).

10 8, 3-6 8 10-13.

rado con Dios. Si quisiere contender con El, no le podrá responder a una cosa de mil. El es sabio de corazón, fuerte y poderoso; ¿ quién le resistió y tuvo paz? El traslada las montañas, sin que éstas lo noten, y las derriba en su furor. El sacude de su lugar la tierra, y sus columnas se estremecen. El manda al sol, y no sale, y cierra 1 las estrellas como bajo sello. El solo extendió los cielos y camina sobre las ondes del mar. El hizo el Carro (la Osa Mayor) y el Orión y las Pléyades y las estrellas invisibles del sur 2. El hace cosas grandes e incomprensibles y admirables que no tienen número. Si viniere a mí, no le veo; si se retirase, no lo noto. Si preguntase de pronto, ¿quién le responderá? O ¿quién puede decirle: por qué haces esto? Dios, a cuya ira nadie puede resistir y debajo del cual se doblan los que llevan sobre sí el orbe. Pues ¿quién soy yo para responderle y hablar con mis palabras? Pues, aunque tuviere algún rastro de justicia, no responderé, sino pediré gracia a mi juez. - Si quisiere yo justificarme, mi boca me condenará; si me mostrare inocente, me convencerá de reo-Aun cuando yo fuere puro, esto mismo lo ignorará mi alma 4 y me será fastidiosa mi vida.—De todas mis obras me recelo, sabiendo que no perdonas al delincuente» .

«Mi alma tiene tedio de mi vida. Soltaré mi lengua contra mí, hablaré con umargura de mi alma. Diré a Dios: No quieras condenarme; dime por qué me juzgas así. ¿Por ventura te agrada calumniarme y oprimirme, obra de tus manos, y favorecer los designios de los impíos? ¿Por ventura tienes los ojos de carne o ves al modo de los hombres? ¿Acaso son tus días como los días del hombre y tus años como los tiempos humanos, para que vayas inquiriendo mi iniquidad y escudriñando mi pecado? Bien sabes que no he cometido iniquidad

v que nadie puede librarme de tus manos» ".

aTus manos me hicieron y me formaron todo entero, y de pronto quieres extirparme. Acuérdate que como barro me hiciste, y ahora quieres reducirme a polvo ¿Por ventura no me formaste en el seno de mi madre, me vestiste de piel y de carne, me entretejiste de huesos y de nervios, y me concediste vida y misericordia, y tu protección conservó mi espíritu? ? ¿Por qué, pues, me sacaste del vientre de mi madre? Ojalá hubiera perecido para que ojo humano no me viese. Hubiera sido como si no fuese, desde el vientre trasladado al sepulcro. ¿Por ventura no se acabará en breve el corto número de mis días? Déjame, pues, que llore un poquito mi dolor, antes que vaya, y no vuelva, a la tierra tenebrosa y cubierta de oscuridad y de muerte, tierra de miseria y de tinieblas, en donde habita sombra de muerte y no hay orden, sino un horror sempiterno» 🦫

## **Sofar** arguye del mismo modo que Elifaz y Baldad:

«Tú dijiste: Pura es mi plática y limpio soy en tu presencia. Mas ojalá Dios te hablase y abriese sus labios contigo para mostrarte los secretos de la sabiduría y la multiplicidad de sus leyes, y entendieras que el castigo es mucho menor del que tu maldad merece.—Mas si levantas tu corazón y extiendes suplicante tus manos hacia El, si apartas de ti la iniquidad que hay en tu mano. y si en tu habitación no mora la injusticia, entonces podrás alzar tu rostro sin mancilla y permanecerás firme sin temor. Olvidarás asimismo tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Y se levantará sobre ti a la tarde un resplandor como el del mediodía, y cuando te creyeres consumido, surgirás como el lucero de la mañana» 10,

Job echa en cara a sus amigos su presunción y arrogancia, defiende su inocencia y pide ardientemente a Dios, le libre de tamaña tribulación:

Las constelaciones del hemisferio austral, invisibles a los habitantes en el norte, en contraposición

a las del hemisferio boreal.

Es decir, entenebrece.

El texto hebreo dice: «Debajo de él se encorvan los auxiliares de Rahab». Aunque en esto se encierra una alusión a ideas mitológicas (Rahab = Tiámat), como parece indicar san Jerónimo (cuando vierte así: los que llevan sobre sí el cielo = titanes, atlantes), no pasa, sin embargo, de ser una expresión poética.

Cfr. I Cor. 4, 4. 9, 2-15 20 21 28.

<sup>10, 1-7.</sup> 10, 8-12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 10, 18-22, nona lección del Oficio de Difuntos. — 10, 1-7, segunda lección. — 10, 8-12, tercera lección. Los versículos 18-22 se leen en la última lección para dar en cierto modo la impresión del completo abandono de las ánimas del purgatorio y mantener vivo el celo de las personas piadosas.

<sup>11, 4-6 13-17.</sup> 

a¿Luego sólo vosotros sois hombres y con vosotros morirá la sabiduría? Pues yo también tengo corazón como vosotros y no soy inferior a vosotros; porque eso que sabéis ¿quién lo ignora? El que es escarnecido por su amigo, como yo, invocará a Dios, y le oirá, porque es escarnecida la sencillez del

juston 1.

¡Cuántas iniquidades y pecados tengo! Muéstrame mis maldades y delitos. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por enemigo tuyo? Contra una hoja que arrebata el viento haces alarde de tu poderío y persigues a una paja seca, pues escribes amarguras contra mí y me quieres consumir con los pecados de mi juventud. Has puesto en un cepo mis pies y has observado todos mis caminos y has examinado las huellas de mis pies. Yo, que como la podre he de ser

consumido, y como vestido que es comido por la polilla» 4.

aEl hombre nacido de mujer vive corto tiempo y está repleto de muchas miserias. Sale como flor y se aja y huye como sombra, y jamás permanece en un mismo estado. ¿Y tienes por cosa digna abrir tus ojos sobre este tal y traerle a juicio contigo? ¿Quién puede hacer limpio al que de inmunda simiente jué concebido? ¿Quién sino Tú so'o? Breves son los días del hombre, en ti está el número de sus meses; has establecido sus términos, más allá de los cuales no se podrá pasar. Retírate un poquito de él para que repose, hasta que le llegue, como al jornalero, su día deseado» .

ajQuién me diera que me cubrieses en el reino de los muertos y me escondieras hasta que pase tu furor, y me señalases el plazo en que te has de acordar de mí! ¿Crees por ventura que muerto un hombre podrá vivir? Todos los días que aquí milito estoy esperando hasta que llegue mi mudanza. Me llamarás, y yo te responderé; alargarás la diestra a la obra de tus manos. Pues

contados tienes mis pasos; pero perdona mis pecados» 5.

762. B. De nuevo inculpan a Job sus amigos. Insisten en que las aseveraciones de Job son un pecado contra la justicia de Dios y le inducen a que haga penitencia. Job confiesa ser cierto que la felicidad del pecador no tiene estabilidad, pero que a veces también al justo alcanzan desgracias que sus culpas no merecen.

Elifaz replica a las últimas palabras de Job:

«¿Por ventura un hombre sabio responderá como si hablase al viento y llenará de ardor su estómago? "—Tu propia boca te condena y no yo, y tus labios

8 13, 23-28. Cuarta lección del Oficio de Difuntos.

" Hasta que venga el día suspirado del descanso, de la muerte (ch. 10b. 7, 2; 10, 20 sol. 14, 10,

lección quinta del Oficio de Difuntos.

<sup>8</sup> 14, 13-16, sexta lección del Oficio de Dituntos. Véase en Royer I. c. 119 ss. la interpretación de este pasaje. Job manificista descos de obtener algún alivio a su dolor; esto es lo que entiende por refundanza) en su dura milicia; sufre con resignación todas las penalidades esperando conseguir la luttificación y reconciliación con Dios en esta o en la otra vida.

Puede un sabio pronunciar discursos tan hueros y violentos como los tuyos?

<sup>2 12, 1-3.</sup> 

Para justificarle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Esto es, ¿por qué había yo de querer librar a cualquier precio mi alma de la muerte, como la alimaña que agarra su presa con los dientes para escapar con ella?

<sup>4 13, 5 7 8 11 13-16.</sup> 

The Eschatologie, etc., 93 ss. En todas las cuestiones aquí apuntadas se debe observar que el Antique Pestamento no tuvo sino la sombra de los bienes futuros, no la perfección (Hebr. 7, 19; 10, 10, 1), y que la incertidumbre en lo tocante a las postrimerías, el miedo a la muerte y sus horrores fué permitido y querido por Dios como medio educativo que hiciera sentir la gravedad del pecado y mantuviene upierto el deseo de la redención. Siendo la muerte castigo del pecado debía ser un estado sin consuelo y esperanza aquel de los muertos, hasta que no se levantase el castigo, o por lo menos fuese el perdón ununciado proféticamente por divina inspiración y admitido entre las creencias. L. c. ss.; Kath 100 H 513 ss.

hablan contra ti.-¿Qué cosa es el hombre para que sea sin mancha, y para que aparezca justo el nacido de mujer? Mira cómo entre sus mismos santos ninguno hay inmutable, ni los cielos son limpios en su presencia. ¿Cuánto más el hombre abominable e inútil, que bebe como agua la maldad?-El impío se ensoberbece todos sus días, y es incierto el número de los años de su tiranía. Sonido de terror siempre en sus oídos, y cuando hay paz, él siempre sospecha asechanzas.-No se enriquecerá ni durará su hacienda, ni echará raíces en la tierra ; no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas 1 ; y se disipará on el aliento de su 2 boca» 3.

#### 763. Job respondió:

«He ofdo muchas veces cosas como éstas: muy pesados consoladores sois todos vosotros.-Pero ¿qué haré? Si hablare, no se mitigará mi dolor, y si callare no se apartará de mí.-Me ha encerrado Dios en poder del inicuo y me ha entregado en manos de los impíos.—Mi rostro se hinchó con el llanto y mis párpados se oscurecieron. Esto he padecido sin maldad de mis manos, cuando puros subían a Dios mis ruegos. Tierra, no cubras mi sangre 4, ni halle lugar para esconderse en ti mi clamor. Pues he aquí que mi testigo está en el cielo y en las alturas el que me conoce. Hab'adores son mis amigos; a Dios llo an mis ojos 4. Y ojalá se hiciera el juicio entre Dios y el hombre, como se hace el de un hijo del hembre con su prójimo. Porque he aquí que pasan los cortos años y ando por un sendero por el que no volveré» ...

aMi espiritu se va atenuando, mis días se abrevian y sólo me resta el sepulcro. Yo no pequé, y, sin embargo, mis ojos no ven sino amarguras. Líbrame, Señor, y ponme cerca de Ti, ármese entonces cualquiera mano contra mí.-Mis días pasaron, mis pensamientos se desvanecieron atormentando mi corazón. En día convirtieron la noche, y de nuevo después de las tinieblas espero la luz. Y aun cuando espere, mi casa es el sepulcro y en las tinieblas he tendido mi lecho. Dije a la podre: eres mi padre, y a los gusanos: mi madre y hermana. ¿En dónde, pues, está ahora mi esperanza y quién es el que toma en conside-

ración mi paciencia?» 1.

Baldad reprocha a Job su impaciencia y le hace ver que debe expiar sus pecados:

¿Cuándo acabaréis de hablar? Entended primero, y hablemos después.— ¿ No es cierto que la luz del impío se ha de apagar? ¿ Ý que no dará resplandor la llama de su fuego?-Sus briosos pasos quedarán cortados, y su mismo consejo le llevará al precipicio. Porque ha metido sus pies en la red y anda entre sus mallas.—De todas partes le aterrarán espantos y le embarazarán los pies. Aunque robusto, caerá en debilidad por causa del hambre, y la inedia invadirá su costado. La muerte primogénita \* devorará la belleza de sus carnes y consumirá sus brazos \*. Arrancado será de su habitación el objeto de sus esperanzas, y la desgracia, como soberana, le pondrá el pie sobre la cerviz.—De su día 10 quedarán atónitos los que vengan después, y horrorizados sus coetáneos. Tal será la mansión del implo, y éste es el paradero de aquel que no conoce a Diosp 11.

765. Quéjase Job de la dureza de sus amigos, afirma una vez más que no es la enemistad de Dios la causa de sus padecimientos, y consuélase con la esperanza de la futura resurrección:

"¿Hasta cuándo habéis de afligir mi alma y molerme con discursos? Ya por la décima vez os empeñáis en confundirme y no os avergonzáis de oprimirme 12

Hijos.

15, 2 6 14-16 20 41 29 30. Mi dolor,

Pidiendo socorro con suspiros.

De Dios.

16, 1 2 7 12 17-23

17, 1-3 11-15, séptima lección del Oficio de Difuntos

Es decir, una muerte singular y espantosa. El texto hebreo dice : «el primogénito de la muerte», decir, la lepra.

" El vistor o los miembros.

Por la sentencia fallada contra él, por su caída.
 18, 1/2/5/7/11-14/20/21.

19, 1-3.

mis nuesos, consumidas ya las carnes, están pegados a mi piel y sólo me han quedado los labios en torno de mis dientes. Compadeceos de mí, a lo menos vosotros que sois mis amigos, compadeceos de ml, porque la mano del Señor me ha herido. ¿Por qué me perseguís vosotros como Dios y os cebáis en mis carnes? 1 Oh! ¿Quién me diera que las palabras que voy a proferir se conservasen escritas? ¿Quién me diera que se imprimiesen en libro con punzón de hierro y se esculpiesen en planchas de plomo, o con el cincel se grabasen en pedernal? Porque yo sé que vive mi Redentor y que yo he de resucitar de la tierra en el último día y de nuevo he de ser revestido de esta piel mía, y en mi carne veré a mi Dios: a quien he de ver yo mismo en persona, y no otro, y a quien contemplarán los ojos míos. Esta esperanza tengo depositada en mi pecho» 2.

Insiste Sofar en que solamente los impios son desgraciados: 766.

«Una cosa sé, y es que desde el principio, desde que el hombre fué puesto sobre la tierra, la gloria de los impios dura poco, y el gozo del hipócrita no más que un momento. Aunque se yerga hasta el cielo su altivez y su cabeza toque con las nubes, al fin será arrojado fuera como basura, y los que le habían visto dirán: ¿qué se hizo de él? Vuela como un sueño, y no parecerá ya más: disípase como una visión nocturna. Los ojos que le vieron no le verán más, ni el lugar donde moró le reconocerá. Sus hijos andarán consumidos de laceria, y sus manos le pagarán con el dolor merecido. Sus huesos estarán impregnados de los vicios de su mocedad (de los pecados ocultos), los cuales yacerán con él en el sepulcro. Pues porque la maldad es dulce a su paladar, la ocultará debajo de su lengua; la saboreará y no la tragará, sino que la detendrá en su garganta. Este pan se convertirá dentro de su vientre en hiel de áspides. Vomitarà las riquezas que hubo devorado, y se las arrancará Dios de su vientre: chupará la cabeza del áspid, y la lengua de la víbora le quitará la vida. — Toda oscuridad 4 se esconde en sus tesoros 5; un fuego no afoliado le devora; abandonado desfallece en su tienda. Los cielos descubrirán sus injusticias y la tierra se levantará contra él. Huirán de su casa las riquezas, de cuajo le serán arran-cadas en el día de la ira de Dios. Tal es la suerte que al impío tiene Dios reservada y tal la recompensa que recibirá por sus obras» !

Replica Job que muchas veces aquí abajo los impios son felices, porque están reservados para el día de la venganza:

«¿Cómo es que viven los impíos y son ensalzados y colmados de bienes? - Sus casas están seguras y en paz, ni descarga sobre ellos el azote de Dios. - Salen como manadas sus chiquillos, y brincan, y juguetean. Tocan el pandero y la vihuela y bailan al son de los instrumentos músicos; pasan en delicia los días de su vida y en un momento bajan al sepulcro. Ellos dijeron a Dios: Apártate de nosotros, que no queremos saber nada de tus mandamientos. ¿Quién es ese Omnipotente para que nos empleemos en su servicio? Ni ¿qué provecho hemos de sacar de implorar su auxilio? — Sin duda yo estoy penetrando vuestros pensamientos y los juicios temerarios que formáis contra mí. Porque vosotros decís: ¿qué se hizo de la casa de este príncipe?, y ¿dónde están los pabellones de los impíos? Preguntad a cualquier caminante? y hallaréis que piensa lo mismo, y es que el impío está reservado para el día de la venganza y será conducido al día de la ira. - ¿Cómo, pues, me consoláis tan en vano, cuando está demostrado que vuestras razones son contrarias a la verdad?» 8.

C. Por tercera vez intentan los amigos de Job sostener que sea la desgracia la causa del pecado, deshaciendo la afirmación de Job, de

20, 4-16 26-29.

<sup>¿</sup>Por qué me despedazáis con vuestros reproches? La expresión «comer la carne de uno tiene, pues, sentido bíblico (perseguir, odiar); más este sentido no se puede aplicar a las palabras de Jesucristo

pues, sentido biblico (perseguir, odiar); mas este sentido no se puede aplicar a las palabras de Jesucristo acerca de la Sagrada Escritura (Ioann. 0, 52 ss.).

2 19, 20-27, octava lección del Oficio de Difuntos. Todo este pasaje ha sido interpretado por las versiones antiguas y por la tradición judía y cristiana en el sentido indicado, claramente expresado en la Vulgata. El texto hebro actual es dudoso y difícil de entender, y ha sido objeto de muchas discusiones; cfr. Royer, Die Eschatologie, etc., 138 ss.; Hontheim, Das Buch Job 172 ss.; Schmid, Der Unsterblichkeits— und Anferstehungsglaube in der Bibel 300 ss.; Hetzenauer, Theologia Biblica I 630. Acerca de la interpretación de los primeros tiempos del Cristianismo véase Kath 1916 (Hudal).

Que él causó a otros.

4 Toda desgracia.

Que injustamente adquirió.

Cualquier viajero os podrá confirmar en esta verdad por propia experiencia. 21, 7 9 11-15 27-30 34.

que también al justo le sale a veces al paso la adversidad. Mas no pudiendo convencer a Job, optan por callarse. Sofar, que a raíz de las anteriores discusiones se había declarado vencido, no dirige ya sus palabras contra Job.

Elifaz echa en cara a Job una porción de crimenes, que sin duda deben ser la causa de sus dolores; le invita al arrepentimiento y le desea el retorno de una brillante prosperidad:

«Puede por ventura compararse con Dios un hombre, aunque fuese de una ciencia perfecta? ¿Que utilidad trae a Dios que tú seas justo? O ¿qué le das a El si tu proceder es sin tacha? ¿Acaso por temor que te tiene pleiteará contigo y vendrá contigo a juicio? ¿Y no lo hace más bien por causa de tu grandísima malicia y de tus infinitas iniquidades? Porque tú sin razón quitaste la prenda a tus hermanos, y a los desabrigados despojaste de sus vestidos; al sediento no le diste agua, y negaste el pan al hambriento; con la fuerza de tu brazo te posesionaste de la tierra, y por ser más poderoso te alzaste con ella. V las viudas las despachabas con las manos vacías, y quebrantabas los brazos ¹ a los huérfanos. Por esto te hallas cercado de lazos y conturbado de repentinos terrores. ¿Y pensabas tú que jamás caerías en las tinieblas, ni serías oprimido del torrente impetuoso de recias avenidas? ¿No piensas que Dios es más alto que el cielo y que sobrepuja el vértice de las estrellas? Y dices para contigo: ¿Qué puede saber Dios? El juzga como a oscuras; está escondido allá entre las nubes; ni mira a nuestras cosas y anda paseándose de uno al otro polo del cielo. ¿Quieres tú acaso seguir aquel antiguo camino que siguieron los impíos? — Sométete, pues, a Dios y tendrás paz, y así recogerás los mejores frutos. — Entonces abundarás de delicias en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Porque quien se humilla, será glorificado, y el que abate sus ojos, se salvará. Salvarse ha el inocente, salvarse ha por la purea de sus manos ².

769. Job, consciente de su inocencia, pide a Dios le juzgue y le declare justo; mas teme los juicios de Dios. Pondera cómo Dios castiga a su tiempo toda maldad, aunque parece transigir con el implo <sup>a</sup>.

Baldad afirma, en cambio, que ante Dios inmenso, omnipotente, nio-

gún hombre puede llamarse justo:

aPoderoso y terrible es aquél que mantiene la concordia en las alturas. ¿Por ventura tienen número sus huestes? <sup>4</sup> Y ¿quién es el que no participa de su luz? Por ventura puede justificarse el hombre comparado con Dios, o comparecer limpio el nacido de mujer? Mira que ni aun la luna misma tiene resplandor, ni las estrellas son limpias en su presencia; ¿cuánto menos el hombre que es podredumbre?, ¿y el hijo del hombre que es un gusano?» <sup>5</sup>

770. Replica Job que Dios no necesita que Baldad haga una pintura de su omnipotencia; de ello son imagen, aunque ciertamente muy débil, las obras divinas . Afirma su inocencia por última vez en contra de sus tres amigos; vuelve a ponderar la justicia divina, que algún día castigará a los impios, y entona un canto de alabanza a la divina sabiduría protestando una vez más de su inocencia, y sin preocuparse de sus amigos, trae a la memoria su prístina prosperidad. lamentando la pérdida , y pone a Dios por testigo de su inocencia , diciendo entre otras cosas:

«¿A quién quieres tú auxiliar? 11 ¿Acaso a un débil? ¿O tal vez quieres sostener el brazo de quien no tiene fuerza? ¿A quién das consejo? ¿Acaso al que no tiene sabiduría? ¿Quieres hacer ostentación de gran prudencia? ¿A quién has querido tú enseñar? ¿Acaso no a quien creó los espíritus? Mira cómo los gigan-

El apoyo, sostén.

<sup>22, 3-15 21 26 29 30.</sup> Cap. 23 y 24.

<sup>\*</sup> Sus criaturas, en particular sus ángeles.

<sup>25, 2-6.</sup> 

Cap. 26.

Cap. 29.

Cap. 31. Tú, Baldad.

tes gimen debajo de las aguas <sup>1</sup>, juntamente con los otros que están con ellos. El infierno está patente a sus ojos, y está descubierto a su vista <sup>2</sup> el abismo de la perdición. El es quien extendió sobre el vacío el septentrión y tiene suspendida la tierra en el aire. El es quien contiene las aguas en las nubes para que no se precipiten de golpe hacia abajo; El sostiene el rostro de su trono <sup>3</sup> y le cubre con las tinieblas; El puso barreras a las aguas hasta allí donde terminan la luz y las tinieblas, Las columnas del cielo se estremecen y tiemblan a una mirada suya. A la fuerza de su poder fueron reunidos en un instante los mares, y su sabiduría domeñó al orgulloso. Su espíritu hermoscó los cielos y con la virtud de su mano fué sacada a la luz la tortuosa culebra <sup>4</sup>. Todo esto se dice

TOTAL PROPERTY AND ADDRESS.

¿quién podrá sufrir el trueno de su grandeza? 

»Vive Dios, el cual me despojó de mi derecho » y el Todopoderoso, que ha sumergido mi alma en la aflicción; mientras que haya aliento en mí y me conserve Dios la respiración, no han de pronunciar mis labios cosa injusta, ni saldrá mentira de mi boca. — Mas yo me afirmo en mi inocencia y no la abandonaré; porque nada me remuerde mi conciencia en todo el discurso de mi

de una parte de sus obras; mas si sólo hemos oído un poquito de su discurso,

vida» 7.

«La plata tiene sus veneros en las minas, y el oro tiene un lugar donde se forma. — Mas ¿en dónde se halla la sabiduría? ¿Y cuál es el lugar en que reside la inteligencia? El hombre no conoce su valor, ni ella se encuentra en la tierra de los que viven en delicias. El abismo dice: no está dentro de mí. Y el mar afirma: ni conmigo. No se compra con oro finisimo, ni se cambia a peso de plata. No pueden parangonarse con ella los coloridos más ricos de la India, ni la piedra sardónica más preciosa, ni el zafiro. No se le igua ará ni el oro ni el cristal, ni será cambiada por vasos de oro. Las cosas más excelentes y apreciadas no se nombrarán en comparación con ella. Pero la sabiduría trae su origen de partes muy recónditas; no tendrán comparación con ella el topacio de Etiopía ni los más brillantes coloridos. Pues ¿de dónde viene la sabiduría? Y ¿cuál es la morada de la inteligencia? Escondida está de la vista de todos los vivientes y también se oculta de las aves del cielo. La perdición y la muerte dijeron: A nuestros oídos llegó la fama de ella. El camino para hallarla, Dios lo sabe, y El es quien tiene conocida su morada. — El dijo al hombre: Mira, la verdadera sabiduría consiste en el temor de Dios, y la inteligencia, en apartarse de lo malo» \*.

# 771. Y prosigue Jcb en sus parábolas 9:

«¡Quién me diera volver a ser como en las pasadas lunas, como en aquellos días en que Dios me tenía debajo de su custodia! Cuando su antorcha resplandecía sobre mi cabeza, y, guiado por esta luz, caminaba yo entre las tinieb!as 10; como fuí en los días de mi mocedad, cuando Dios moraba secretamente en mi tienda. — Porque siempre me revestí de justicia, y mi equidad me ha servido como de manto y diadema. Era yo ojos para el ciego y pies para el cojo. Era el padre de los pobres y me informaba con la mayor diligencia de los pleitos de que no estaba enterado» 11.

"Mas ahora se burlan de mí los pequeños. — Ahora he venido a ser el asunto de sus cantares y el objeto de sus escarnios. — En llanto se ha convertido mi

cítara y en voces lúgubres mis instrumentos músicos» 12.

"Hice pacto con mis ojos de ni aun pensar en una doncella. Pues ¿qué por-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Los rebeldes al Señor que se acarrearon el castigo del diluvio, son un ejemplo espantoso de la omnipotencia y santidad de Dios (Gen. 6, 1-4, Cfr. núm. 87, 93 ss.).

De Dios.
El firmamento.

<sup>4</sup> La constelación del Dragón. El texto hebreo emplea en versículo 12 para el mar embravecido y furioso la misma expresión que 9, 13, la cual en el lenguaje poético se aplica al cocodrilo, como representante de Egipto (18, 51, o. Ps. 86, 4). Por esto los modernos ven en la «culebra tortuosa» un paralelo y una alusión mitológica. Puede aplicársele lo dicho en la nota 3 de la página 647.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cap. 26.

Esto es, lo que en opinión de los hembres me corresponde por mi inocencia.

<sup>27, 2 4 6.</sup> 

Cap. 28. Cfr. ZKTh 1902, 385, 49

Sentencias.
De esta vida.

<sup>29, 2-4 14-16.</sup> 

ción tendría en mi Dios desde arriba, ni qué parte el Todopoderoso en lo alto? ¿Pues qué? ¿Acaso no está establecida la perdición para los malvados y el desheredamiento para los que cometen el pecado? ¿No es cierto que está observando mis caminos y contando mis pasos? Si he seguido el camino de la vanidad, y han corrido mis pies a urdir fraudes, péseme Dios en su balanza y El dará a conocer mi sencillez. Si desvié mis pasos del camino y si mi corazón se lué en pos de mis ojos, y si alguna mancha mancilló mis manos, siembre vo y cómase otro el fruto, y sea desarraigado mi linaje» 1.

«Si negué a los pobres lo que pedían, si burlé la esperanza de la viuda, si romí solo mi bocado y no comió de él el huérfano (pues desde la infancia creció conmigo la misericordia, habiendo sa ido conmigo del vientre de mi madre), si no hice caso del que iba a perecer por no tener ropa, ni del pobre que estaba desnudo, si no me llenaron de bendiciones los miembros de su cuerpo al verse abrigados con la lana de mis ovejas, si alcé mi mano contra el huérfano, aun viéndome superior en la puerta , despréndase el hombro de su coyuntura y quiéorese mi brazo con sus huesos. Porque yo siempre temí a Dios, como a olas hinchadas contra mí, y nunca pude soportar el peso de su majestad. ¿Creí vo que en el oro consistiese mi poder y dije al oro más acendrado: En ti pongo mi confianza? ¿Puse mi consuelo en mis grandes riquezas y en los muchos bienes que adquirieron mis manos? Mirando al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando avanzaba en su esplendidez, ¿se regocijó interiormente mi corazón y apliqué mi mano a la boca? 3 Porque esto sería un delito grandísimo y un renegar del altísimo Dios. ¿ Me holgué en la ruina del que me aborrecla y celebré con aplauso el mal que le vino? (No, porque no permití que mi lengua pecase demandando su muerte con maldiciones.) Y las gentes de mi tienda i no llegaron a prorrumpir: ¿quién nos da de su carne para que nos saciemos? 5 Jamás el peregrino se quedó al descubierto; mi puerta estuvo abierta al caminante. Ni encubri mi pecado, como suelen hacer los hombres , ni oculté en mi pecho mi maldad» 7.

772. D. Tomó entonces la palabra un joven amigo, llamado Eliú, natural de Buz 8, el cual había llegado entre tanto y escuchado los discursos de Job y de sus amigos; había permanecido modestamente en silencio hasta que callaron los otros de más edad. Mas entonces, con impetu juvenil, declara su pensamiento. Se ind gna contra lob porque se tiene por justo, y apostrofa a los tres amigos, porque sin haber sabido dar respuesta satisfactoria a las palabras de Job, se han atrevido a condenarle ... Afirma 10: que ante Dios nadie puede tenerse por inocente; que Dios es justo y sabe hacer justicia; que de n nguna manera se puede sostener que tanto sirve al hombre el temor de Dios como la impiedad; finalmente, que Dios por medio de los dolores pretende purificar y acrisolar al hombre. Termina su discurso ensalzando la majestad y sabiduría de Dios. He aquí sus palabras d rigidas a Job:

"Tú dijiste: Limpio soy y sin delito; soy inmaculado y no hay en mí iniquidad. — En esto te has mostrado justo; yo te digo que Dios es mayor que el hombre. Y quieres tú entrar en contienda con Dios porque no te ha respon-

<sup>31, 1-8.</sup> 

Ante el tribunal.

En señal de adoración, como los idólatras.

Mis domésticos

<sup>3</sup> La versión griega, como también algunos santos Politer y exegetas, entendieron estas palabras del amor y reconocimiento hacia Job; la Illesia se sirve de las mismas en el Oficio del Santísimo Sacramento (responsorio 4) para significar el desco que sus hijos tienen de gustar del cuerpo de Cristo, del cual Job fué imagen -- Algunos intérpretes entienden estas palabras figuradamente (cfr. núm. 705), como si quisieran indicar el odio (injusto) de sus amigos por la piedad que mostraba, de lo cual su propia mujor dió ejemplo molándose de él. — Algunos modernos interpretan así el texto hebreo: no hubiesen de decir las gentes de mi tienda: ¿dónde encontrar quién no se haya saciado de su carne?», es decir, ¿dórde encontrar pobre o extranjero a quien Job no haya dado de comer?

<sup>31, 16-33.</sup> Nombre de una tribu de Idumea (cfr. lerem. 25, 23), que procedía de Boz, hijo segundo de Nacor, hermano de Uz o Hus (Gen. ", 21).

<sup>°</sup> Cap. 32. ° Cap. 33-37.

dido a todas tus palabras? — Job ha dicho: no será el hombre grato a Diospor más que ande con el Señor. Por tanto, vosotros que sois varones cuerdos, estadme atentos. Lejos de Dios toda impiedad y del Todopoderoso toda injusticia. Porque El ha de dar a los hombres su merecido y les ha de remunerar según la conducta de cada uno, siendo verdad que Dios no condena sin razón, ni el Omnipotente trastorna la justicia. — El dice al rey: ¡Apóstata! y llama impíos a los grandes. No repara en que sean príncipes, ni hace caso de que sean tiranos (poderosos) cuando pleitean con el pobre; porque todos igualmente son hechura de sus manos. Porque los ojos de Dios observan los caminos de los hombres, y El tiene contados todos sus pasos. No hay tinieblas, no hay sombras de muerte que basten para ocultar a los que obran la iniquidad. — Si El concede reconciliación ¿quién condenará? Y si oculta su faz ¿quién le verá? ¿Y (si esto hiciere) a los pueblos y a todos los hombres?» ²

«Levanta esos ojos al cielo y contempla la región etérea, ; cuánto más elevada está que tú! Si pecares ¿qué daño le harás? Y si multiplicases tus delitos ¿Qué habrás hecho contra El? Y si obrares bien ¿qué es lo que le das, o qué recibe El de tus manos? A un hombre semejante a ti es a quien dañará tu im-

piedad y al hijo del hombre le será provechosa tu justicia» \*.

«Dios no desecha a los poderosos, siendo también El mismo, como es, poderoso; mas no salva a los impíos, y a los pobres hace justicia; no apartará su vista de los justos; háceles El sentar como reyes en firme trono, y ellos son ensalzados. Y si se vieren encadenados y aprisionados con cordeles de pobreza, les reconvendrá por sus obras y maldades, pues cometieron violencias. Asimismo les abrirá los ojos para corregirles y les amonestará para que se arrepientan de su iniquidad. Si obedecieren y fueren dóciles, acabarán sus días felizmente y sus años con gloria ; mas si no escucharen, serán pasados a cuchillo y perecerán en su necedad. — Al pobre libertará de su angustia y en la tribulación le hablará al oído. También a ti te salvará del abismo estrecho e insondable y volverá a sentarte en tu opípara mesa. Tu causa está juzgada como causa de un impio; sentencia y causa recaerá sobre ti 4. No te dejes vencer más de la cólera para oprimir a nadie, ni te desvien los muchos dones. Renuncia a tu grandeza sin aflicción 6, y a todos los que confían en sus fuerzas. — Mira que Dios es soberano en su fortaleza, y ninguno de los señores es semejante a El. ¿Quién podrá rastrear sus caminos? O ¿quién puede decirle has hecho una injusticia? Reflexiona que tú no llegas a comprender la obra suya, que fué celebrada en sus cánticos por los varones. Todos los hombres le ven 7; cada cual le contempla desde lejos. ¡Oh! y ¡cuán grande es Dios y cuánto sobrepuja a nuestra ciencia! Impenetrable es el número de sus años» 8.

«Escucha, oh Job, estas cosas; párate a reflexionar las maravillas de Dios. ¿Sabes tú, por ventura, cuándo ordenó Dios a las lluvias que hiciesen aparecer la luz de las nubes? § ¿Tienes perfecto conocimiento? — ¿Acaso tú fabricaste junto con El los cielos, que son tan sólidos como si fueran vaciados de bronce? 10 Enséñanos qué es lo que hemos de responder, ya que nosotros estamos envueltos en tinieblas. — Nosotros no somos dignos de alcanzarle 11. El es grande en su poder, y en sus juicios, y en su justicia inefable. Por tanto, los hombres le temerán, y ninguno de los que se precian de sabios se atreverá a

contemplarles» 12.

773. E. La disputa entre Job y sus tres amigos no había resuelto el problema de la causa y objeto del dolor; en particular, quedaba en pie la cuestión de si los padecimientos podían alcanzar al justo y en qué medida, y si era posible, por consiguiente, que padeciese Job siendo inocente. Los amigos persisten en que los sufrimientos son simplemente cas-

<sup>33, 8 9 12 43</sup> 

<sup>34, 9-12 18 10 21 22 20.</sup> 

<sup>35, 5-8.</sup> 

Tú eres, por tus pecados, la causa de tu desgracia; pero enmiéndate

A la injusticia.

Sin que a ello te obligue la afficción

En su obra.

<sup>36, 5-12 15-19 22-26.</sup> Los relámpagos. Cfr. núm. 39.

De conocerle por sus obras.
37, 14-16 18 19 23 24.

tigo del pecado. Eliú, en cambio, da a Job una respuesta tranquilizadora: el dolor sirve para acrisolar al justo, poniendo a prueba y confirmando su virtud. Por boca de Eliú había hablado el hombre, criticando los discursos de Job y sus amigos. Mas he aquí que en medio de un huracán aparece el mismo Dios<sup>1</sup>, y echa a todos en cara su temeridad y osadía en discutir el gobierno de Dios y sus inescrutables designios. Insondable es la sabiduría divina en las obras de su omnipotencia; por lo cual convience al hombre una incondicional confianza en la amorosa justicia de las divinas disposiciones, libre de toda sutileza pecaminosa, ora se trate de sus propias calamidades, ora de las ajenas<sup>2</sup>. Y dirigiéndose a Job dijo el Señor:

«¿Quién es el que oscurece el gobierno (divino) del mundo con palabras insensatas? — ¿Dónde estabas cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que tanto sabes. ¿Sabes tú quién dispuso sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Qué apoyo tienen sus basas? ¿O quién asentó su piedra angular, cuando me alababan los nacientes astros y prorrumpian en voces de júbilo todos los hijos de Dios? 3 ¿Quién puso diques al mar cuando se derramaba por fuera como quien sale del seno de su madre, cuando le cubría yo de nubes como de un vestido y le envolvía entre tinieblas como a un niño entre los pañales? Encerréle dentro de los límites fijados por mí y púsele cerrojos y compuertas, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás más adelante, y aquí quebrantarás tus hinchadas olas. ¿Acaso después que estás en el mundo diste leyes a la luz de la mañana y señalaste a la aurora el punto por donde ha de salir? ¿Has cogido con tus manos la fimbria de la tierra y sacudídola a fin de expeler de ella a los impíos? - ¿Has entrado tú en las honduras del mar y te has paseado por lo profundo del abismo? ¿Se te han abierto acaso las puertas de la muerte y has visto aquellas entradas tenebrosas? — ¿Podrás tú por ventura atar las brillantes estrellas de las Pléyades o desconcertar el giro del Carro? (Osa Mayor) 4. ¿Eres tú acaso el que hace aparecer a su tiempo el lucero de la mañana o resplandecer el de la tarde sobre los habitantes de la tierra? ¿Entiendes tú el orden de los cielos y puedes dar razón de su influencia sobre la tierra? ¿Alzarás por ventura tu voz a las nubes para que se deshagan en lluvias abundantes? ¿Lanzarás los rayos, y éstos marcharán y te dirán a la vuelta: Aquí estamos?» 5

¿Cómo el que se pone a altercar con Dios, tan fácilmente lo deja y enmu-

dece? A la verdad que quien arguye a Dios, debe responderle» ...

Job responde al Señor: «Habiendo hablado con ligereza 7, ¿qué es lo que puedo responder? Cerraré mi boca con mi mano. Una sola vez hablé, que ojalá no hubiera proferido palabra, y jamás volveré a hacerlo otra vez» .— Y el Señor responde a Job desde el torbellino diciendo: «Ciñe tus lomos como varón; voy a preguntarte, y tú respóndeme: ¿Pretendes acaso invalidar mi juicio y condenarme a mí por justificarte a ti mismo? ¿Tienes acaso brazo como el de Dios, y es tu voz semejante a su trueno?» — Y Job, respondiendo al Señor, dijo: «Yo sé que todo lo puedes y que no se te oculta ningún pensamiento. — Te conocía de oídas, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso yo me castigo a mí mismo y hago penitencia envuelto en polvo y ceniza» 10.

774. Y por remate, volviéndose el Señor a Elifaz, le dijo: «Estoy indignado contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado

e 6.

Como juez.

Cap. 38-41.

<sup>¿</sup>Puedes sacar de su puesto las estrellas del Carro? (de la Osa Mayor).

<sup>38, 2 4-13 16 17 31-35.</sup> Esto pregunta, por fin, Dios [30, 32) después de enumerar una larga serie de manifestaciones de su omnipotencia y sabiduría en la Naturaliza; quiere decir con ello: al necio es menester presentarle todas estas cuestiones insolubles, a fin de que reconozca su incapacidad para juzgar el gobierno de Dios. Job replica con escassa y humildes palabras (30, 34 5 m Mas Dios prosigue interrogándole acerca

de las obras divinas (cap. 40 y 41). Puesto que hablé inconsideradamente, dejándome llevar demasiado de mi dolor.

<sup>39, 34</sup> S.

con rectitud en mi presencia, como mi siervo Job. Tomad, pues, siete toros y siete carneros, id a mi siervo Job y ofrecedlos en holocausto por vosotros. Y mi siervo Job hará oración por vosotros, y yo aceptaré su intercesión, para que no se os impute vuestra culpa». E hicieron como el

Señor mandó, y el Señor oyó la oración de Job 1.

Y el Señor libró a Job de su enfermedad en atención a su arrepentimiento y a la oración que por sus amigos hizo; devolvióle doblados los bienes que antes poseyera y le bendijo todavía más que antes. Y vinieron todos sus hermanos y hermanas 2 y sus amigos de antaño, y le consolaron de la desgracia que Dios había hecho venir sobre él, y cada cual trajo un cordero 3 y un zarcillo de oro 4. Y Dios bendijo los días novísimos de Job más que los primeros; y Job llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil bueyes de uncir y mil pollinas. Y d óles el Señor siete hijos y tres hijas de extraordinaria hermosura, las cuales recibieron de Job herencia entre sus hermanos. Y Job vivió todavía ciento cuarenta años y llegó a ver a sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación; y murió anciano y lleno de días ...

Job, por su paciencia heroica, es figura del divino Paciente, Jesucristo, a quien ardientemente deseó, de quien esperó una gloriosa resurrección 6, a quien el Profeta llama «hembre de dolores, herido y humillado por Dios» 7. Y el apóstol Santiago, exhortando a los fieles a tener paciencia en los tiempos adversos, les muestra el ejemplo de Job y el de Jesucristo, de quien aquél fué figura : «Habéis oído hablar de la paciencia de Job y habéis visto el fin de Jesucristo» 8, esto es, su Pasión, mas también su glorificación. En los primeros tiempos del Cristianismo se consideraba a Job como figura de Jesucristo y de todos los santos, especialmente de los mártires 9.

## El Libro de los Proverbios

775. «Proverbios» no significa en la Sagrada Escritura lo que nosotros llamamos «refranes» 10. Se encuentran ciertamente refranes y locuciones proverbiales tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento i1; mas el Libro de los Proverbios es una compilación de sentencias y aforismos variados y de poesías didácticas, que tienen por objeto enseñar la sabiduría y la prudencia de la vida, apartando del vicio e incitando a la virtud. El Libro de los Proverbios se compone de varias colecciones de sentencias:

Los capítulos 1-9 contienen avisos y enseñanzas acerca de la sabiduría; los

Sus parientes (Cfr. núm. 138).

<sup>1 42, 7-9.</sup> Una prueba del poder de la intercesión de los justos en favor de los pecadores (Cfr. número 154).

En hebreo «una kesita», probablemente una moneda de plata de gran valor.
 En hebreo nésem (Cfr. núm. 168).

En la versión griega añade: «y vivió en total 240 años».

Cfr. núm. 765.

Cfr. Kraus, Realenzykl. II 62; Kaufmann, Archäologie 328.
 Iac. 5, 11. Weis, Die Messian, Vorbilder 29.

<sup>1</sup>º La palabra hobrea maschal significa refrán en I Reg. 10, 12 (véase núm. 470); en otros lugares \*\* La palabra hobrea maschal significa refran en l'Reg. 10, 12 (vease num. 470); en otros lugares significa parábola, discurso poético, máxima, poema didáctico y también reprensión o sátira (v. 1s. 14, 4; cfr. num. 651), a diferencia de schir (canción) y otras palabras que encabezan los Salmos Son maschal, por ejemplo, las profecías de Balaam (cfr. núm. 37 a); lo son también la canción victoriosa de Num. 21, 27-30, algunos parajes del Liho de Job (cap. 27 y 29), algún Salmo (48, 5), los discursos de los profectas (hzech. 17, 2 y a cada paso) y muy especialmente las sentencias de Salomón.—El nombre latino Proverbia o Pa abolae no corresponde exactamente al hebreo; debe, por tanto, interpretarse más bien en el sentido de éste

<sup>11</sup> Cfr. Gen. 10, 9; 1 Reg. 10, 12; 19, 24; 24, 14; II Reg. 5, 8; 20, 18; Ezech. 12, 22; 16, 44; 18, 2; "CIr. Gen. 10, 9; 1 Reg. 10, 12; 19, 24; 24, 14; 11 Reg. 5, 8; 20, 18; Esch. 12, 22; 16, 44; 18, 2; Luc. 4, 23; 11 Petr. 2, 22. Sólo en Prov. 22, 6 encontramos un ejemplo, y é e es cita (elo que se aprende en la cuna siempre duran); bien puede ser que algunos eproverbioso se hayan inspirado en refranes populares; otros, en cambio, han pasado de la Sagrada Escritura a labios del pueblo, convirtiéndose en refranes. Cir. Knie, Geisteshitee 11 (Paderborn 1887) 80:80,—Externamente se distinguen los efroverbioso de los refranes populares antiguos, atinados y enjundiosos (de que la Sagrada Escritura nos conserva algunos rjemplos), por la estructura más amplia y atilidada; los efroverbioso pertenecen verdaderamente al género poético. Wildeboer, Literatur des AT 3 370. Staerk, Entstehung des AT 143, contra Budde, Geschichte der Althebraischen Literatur 203.

capítulos 10-24 encierran una serie de sentencias cortas y sin conexión unas con otras 1. Los proverbios de los capítulos 25-29 son de Salomón, mas, según reza su título, no fueron agregados a los precedentes hasta la época del rey Ezequías 2. El apéndice (cap. 30 y 31) contiene sentencias y avisos de Agur y de la madre del rey Lamuel, terminando con una poesía alfabética en alabanza de la mujer virtuosa. "Agur" y "Lamuel" son personas desconocidas, en las

cuales los antiguos intérpretes vieron simbolizado al rey Salomón . Según este sumario, que se apoya en los títulos mismos que van al principio de caua sección, debemos distinguir los autores de los compiladores. Tiénese comúnmente por autor de los Proverbios al rey Salomón, cuya sabiduría encomia la Sagrada Escritura (III Reg. 5, 9 s.; cfr. número 557) atribuyéndole «3.000 sentencias y 1.005 canciones» (III Reg. 4, 32; cfr. Eccli. 47, 17) 4. El tondo de esta tradición es sin duda alguna histórico. Todos los criterios externos e internos persuaden que Salomón es autor de los capítulos 10-22, 17, núcleo del libro, y que los hombres de Ezequías, fundándose en una tradicion fidedigna, añadieron una colección de sentencias salomónicas. Estas dos secciones van precedidas de otra (cap. 1-9) que concuerda con aquéllas en las ideas, siendo muy leves las diferencias lingüísticas . Distínguese esta sección sólo por la forma del discurso — amonestaciones encabezadas con el vocativo: hijo mío — y por la manera de presentar la sabiduría (en el cap. 8) como persona que habla. Claro indicio es esto, según los modernos, de una época posterior, en que la sabiduría era asunto de las meditaciones y sabias investigaciones o disputas escolares (cfr. Eccli, 24; Sap. 7 y 8). Pero en esta opinión influyen exclusivamente razones de orden «histórico-religioso». Consideran los críticos la doctrina de la sabiduría del Antiguo Testamento como producto de un desarrollo puramente natural, como obra del judaísmo posterior al destierro, influído de las ideas griegas (siglos iv y III a. Cr.); del mismo recurso se sirven para relegar los Salmos y la doctrina de la Tora a los tiempos posteriores al destierro 6. Falsas suposiciones y deducciones son éstas, mas no demostraciones capaces de destruir la tradición fundada en los títulos antiguos, según la cual (David es autor de los Salmos) y Salomón es el representante clásico de la sabiduría. Esta opinion tradicional queda corroborada por la existencia del arte religioso — himnos y proverbios sapienciales —, desarrollado con mucha anterioridad en otros pueblos orientales antiguos . En lo tocante al arte de los proverbios, la crítica se ve obligada a reconocer que en Israel tiene origen muy antiguo 8; y aunque razones de estilo o de asunto sugieran una época más reciente para los capítulos 1-9.

Hay 375 "Proverbios" de dos líneas, de paralelismo antitético, agrupados por semejanza o igualdad de asuntos.—22, 17 es una introducción (epresta atento oído y escucha las palabras de los sabios»), y 24, 23 un epígrafe (etambién éstas son sentencias de los sabios») el cual nos indica que los buenos consejos siguientes están tomados de sabios anónimos; un apéndice, por consiguiente, de la obra salomónica.

<sup>«</sup>También éstos son proverbios de Salomón, compilados (escogidos) por los varones de Ezequías». No sabemos quienes fueran estos varones de Ezequías; no es aventurado suponer que ya por entonces (época del profeta Isaías) existía una «corporación de escribas» o una cofradía de sabios, a quienes estaba encomendada la colección y guarda de los Libros Sagrados (cfr. Ierem. 18, 18).

En total 550 "Proverbios", de los cuales aparecen repetidos 40 casi al pie de la letra y de 50 a

on otra redacción.

A Recientemente se sospecha que estos números resultaron por guematria, es decir, por sustitución las letras hebreas de III Reg. 4, 33 (texto hebreo 5, 13) por su valor numérico (ZAW 1910, 70).

Trátase de unas 9 palabras y algunas particularidades de estilo, propias de esta sección; pero son muchas más las voces e ideas peculiares comunes a todo el libro. El autor nos habla, pues, en aun tono preponderantemente salomónicos, y sin duda aforjó su estilo en los Proverbios de Salomóns.

Que parte de los Proverbios sea de inora anterior al destierto se una constilar.

<sup>&</sup>quot;Que parte de los Proverbios sea de época anterior al destierro es una cuestión, según Staerk (Entstehung des AT 144), atan poco científica como la análoga acerca de los Salmos ameriores al destierron (cfr. supra núm. 520). Lo mismo opinan Wildeboer, Lit. des AT 372 (según el cual el espíritu de los Proverbios acusa época posterior al destierro, pues nada recuerda en ellos la lucha contra la idolatria; por otra parte, la doctrina sapiencial presupone la Tora y los Profetas, y el ambiente del libro es universalista) y Budde, Geschichte der Althebr. Literatur 298 s. (el cual hace resaltar de una manera especial el supuesto influjo de la filosofía griega). Lambién se ha observado que los capítulos 19 de los Proverbios presuponen el Libro de Joh. Mas es asimismo discutible la época de este último; cfr. núm. 753. Véase en contra Hudal, Die religiösen und sittlichen Ideen des Spruchbuches (Roma 1914).

"Cfr. Kayser-Roloff. Aegypten" 103 s.; Weber, Literatur der Babylonier und Assyrier 115 ss. 300. Laos proverbios de Ptah-hotep (Egipto) y del dabriego disertos se escribieron (papiro Prisse) hacia 2000-1800 a. Cr.; los proverbios de Anin y las amáximas de un sabio a un reyn datan de 1100-090 a. Cr. Véase Gressmann. AOT 201 ss. y Baumgartner. Weltliteratur I 115 s. Sin duda a esta analogía alude 111 Reg. 5, 9 ss. cuando dice: Salomón fué más sabio y versado en proverbios (sentencias y enigmas) que Que parte de los Proverbios sea de época anterior al destierro es una cuestión, según Staerk

III Reg. 5, 9 ss. cuando dice: Salomón fué más sabio y versado en proverbios (sentencias y enigmas) que

<sup>&</sup>quot;Budde I. c. 28g; "Tenenios razones suficientes para creer que la poesía didáctica tiene origen nuy antiguo, y para preguntar si de todo lo que hasta nosotros ha llegado existe algo que haya echado más hondas raíces».

todavía se justifica el título que va al frente de ellos, «Proverbios de Salomón» (1, 1), admitiendo que un escritor inspirado los compuso a guisa de prólogo a la colección de proverbios salomónicos y dentro del espíritu y ambiente de

La canonicidad del Libro de los Proverbios fué reconocida en todo tiempo por los judíos y la tradición eclesiástica; algunas dudas que aisladamente surgieron, carecieron de importancia 4 «De este libro del Antiguo Testamento han pasado elementos preciosos al Nuevo Testamento; especia mente en las Epistolas son muy frecuentes las citas del Libro de los Proverbios» 3 (por lo general, según la versión de los LXX 4). Desde los Padres Apostó'icos, «todo el coro de los ancianos», como nota Eusebio , ensalza el Libro de los Proverbios como panaretos sophia, sabiduría excelentísima, y los tiempos posteriores con san Jerónimo han visto en él «un tesoro escondido en la tierra» de sabiduría práctica (quasi in terra aurum). Y aunque muchas de sus sentencias no procedan de la Inspiración, sino más bien de la experiencia, y muchos aforismos y avisos uno sean otra cosa sino reglas de prudencia, acomodadas a las menudencias de la vida social» , o «consejos para vivir bien y disfrutar de la vida» , versan siempre, sin embargo, acerca de la sabiduría, cuyo cimiento, origen y esencia es «el temor de Dios», esto es, la fe y sumisión al Dios justo, que se manifiesta en la Ley y en los Profetas, y recompensa a los buenos y castiga a los malos. Esto distingue esencialmente los Proverbios de lo que se sue e llamar «sabiduría callejera». Respecto del «utilitarismo» que se achaca recientemente a la sabiduría bíblica, advierte con razón un crítico: «No hay que olvidar que los sabios antiguos no sólo enseñaron principios morales; querían también ser guías de la juventud en la vida práctica. ¿No es bueno acaso inculcar a los jóvenes que quien siembra recoge? Ciertamente, no es el grado más alto de moralidad evitar el mal por las consecuencias que de él se siguen; pero ¿se abstendrá el día de hoy un padre cristiano de amonestar en este sentido a su hijo?» .

**776**. De los documentos y avisos acerca de la sabiduría (cap. 1-9), escogemos los que siguen:

Parábolas de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender la sabiduría y la disciplina, entender los consejos prudentes y recibir la instrucción de la doctrina, la justicia, la rectitud y la equidad. — El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la doctrina. Tú, oh hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no deseches las advertencias de tu madre; ellas serán para ti como una corona para tu cabeza y como un collar para tu cuello» 10,

La senda de los justos es como una luz brillante, que va en aumento y crece hasta el mediodía. El camino de los impíos está lleno de tinieblas; no advierten

el precipicio en que van a caer 11.

El Señor está mirando atentamente los caminos del hombre y nota todos sus pasos. El impío será presa de sus mismas iniquidades y quedará enredado en los lazos de su pecado. El morirá porque desechó la amonestación y se hallará engañado por el exceso de locura !!.

Anda, oh perezoso, ve a la hormiga y considera su obrar y aprende a ser sabio. Ella, sin tener guía, ni maestro, ni caudillo, se provee de alimento

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Para la bibliografía cfr. Knabenbauer, Comm. in Proverbia (París 1910); Wiesmann, Das Buch der Sprücke (Bonn 1923). Una explicación popular de los Proverbios nos ofrece el P. Schmid, O. S. B. en su obra Das Buch der Sprücke Salomon (Ratisbona 1899).

<sup>2</sup> Hubo rabinos que repararon en ciertas contradicciones aparentes (véase 26, 45) y encontraron inconveniente la descripción un tanto cruda que (7, 10 ss.) hace de la meretriz. El V Concilio General de Constantinopla (553) reprobó la opinión de Teodoro de Mopsuesta, según la cual Salomón no necesitó de inspiración divina para escribir sus Proverbios (y el Erlesiastés), sino que se dejó guiar de la prudencia que le fuera otorgada con largueza, la cual, según l Cor. 12, 8, no fué meramente humana.

<sup>2</sup> Wildeboer l. c. 371. Cfr. Iac. 4, 6; Hebr. 12, 5; l Petr. 2, 17; 4, 8 18; 5, 5.

<sup>3</sup> Cfr. Rohling, Das salomonische Spruchbuch (Maguncia 1879) 213.

<sup>4</sup> Hist. eccl. 4, 22.

Hist. eccl. 4. 22. Staerk, Die Enstehung des AT 143.

Kautzsch, Abriss 211.

Staerk, I. c. 142 s.
 Wildeboer, Lit. des AT 2 371.

<sup>10 1, 1-3 7-9.
11 4, 18</sup> s.
11 6, 21-23

durante el verano y recoge su comida al tiempo de la siega. ¿Hasta cuándo has de dormir tú, perezoso?, ¿cuándo despertarás de tu sueño? Quieres dormir un poquito, dormitar otro poquito, luego cruzar un poco las manos para dormir; y vendrá sobre ti la indigencia como salteador de caminos, y la pobreza como hombre armado. Al contrario, si fueres diligente, tus cosechas serán como un manantial, y huirá lejos de ti la miseria. — Seis son las cosas que abomina el Señor, y otra además le es detestable. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman la sangre inocente, el corazón que maquina perversos designios, los pies ligeros para correr al mal, el testigo falso que forja embustes y el que siembra discodias entre hermanos 1.

Representase a la Sabiduría increada y eterna como a una persona divina 2

Vo, la Sabiduría, habito en los consejos y me hallo presente en los sabios pensamientos. El temor del Señor 4 aborrece el mal; yo detesto la arrogancia y la soberbia, todo proceder torcido y toda lengua odiosa. A mi me pertenece el consejo y la equidad; mía es la prudencia, mía la fortaleza; por mí reinan los reyes y decretan los legis'adores leyes justas. Por mí los príncipes mandan y los jueces administran la justicia. Yo amo a los que me aman, y me hallarán los que madrugaren a buscarme. En mi mano están las riquezas y la gloria, la opulencia y la justicia. Pues más valen mis frutos que el oro y las piedras preciosas; y mis dones valen más que plata acendrada. Yo camino por las sendas de la justicia, por el camino de la rectitud, a fin de enriquecer a los que me

aman y henchir sus tesoros.

El Señor me tuvo consigo al principio de sus obras, desde el principio, antes que criase cosa alguna. Desde la eternidad tengo yo el principado, desde antes de los siglos, primero que fuese hecha la Tierra. Todavía no existían los abismos, y yo estaba ya concebida; aun no habían brotado las fuentes de las aguas, no estaba asentada la grandiosa mole de los montes, ni aun había collados, cuando yo había ya nacido; aun no había creado la tierra, ni los ríos, ni los ejes del mundo. Cuando extendía él los cielos, estaba yo presente, cuando con ley fija encerraba los mares dentro de su ámbito. Cuando establecía allá en lo alto las regiones etéreas, y ponía en equilibrio los manantiales de las aguas, cuando circunscribía al mar en sus términos e imponía la ley a las aguas para que no traspasasen los límites, cuando asentaba los cimientos de la tierra, con el estaba yo disponiendo todas las cosas, y eran mis diarios placeres el holgarme continuamente en su presencia , el holgarme del universo, siendo todas mis delicias el estar con los hijos de los hombres.—Ahora, pues, hijos mios, escuchadme: Bienaventurados los que siguen mis caminos. Oíd mis documentos y sed sabios y no queráis desecharlos. Bienaventurado el hombre que me escucha y que vela continuamente a las puertas de mi casa y está de observación en los umbrales de ella. Quien me hallare, hallará la vida y alcanzará del Señor la salvación 8; mas quien pecare contra mí, dañará a su propia alma. Todos los que me aborrecen a mí, aman la muerte .

La Sabiduría se fabricó una casa, labró siete columnas 10. Inmoló sus vícti-

Es decir, me solazaba en mis criaturas, porque eran buenas, y llevé a cabo mi obra con facili-

rapidez, como quien se divierte.

Cap. 9 y 10. Refiérese, como en Eccli. 24, al Verbo eterno, que estaba desde el principio en Dios y era Dios, mediante el cual todo fué creado, el cual, en el tiempo, se hizo carne por nosotros (véase Ioann. 1, 1-18; 17, 2; Matth. 3, 17; Col. 1, 16; Hebr. 1, 2). Hudal l. c. 144 ss. Göttsberger. Die göttliche Weisheit als Persönlichkeit im AT, en BZF 1X (1919) 1/2. Heinisch, Persönlichkeit om AT und im alten Orient, en BZF 1X (1921) 10/12. El mismo, Die persönliche Weisheit im AT in religiongeschichtlicher Beleuchtung, en BZF XI (1923) 1/2.

Yo estoy donde está él, es decir, de mí procede todo buen consejo y juicioso pensamiento.

Es decir, la divina Sabiduría.

<sup>8, 12-21.</sup> 

Desde ab aeterno estaba yo en él.

Esta pintura se aplica a la Virgen Maria en las epístolas y lecciones de sus fiestas, porque, siendo madre de la Sabiduría encarnada, «es trono de la Sabiduría». A ella entre todas las criaturas dirigió el Señor complacido sus ojos desde toda la eternidad; ella es la más semejante a su divino Hijo, la más encumbrada en la verdadera sabiduría, esto es, en el santo amor de Dios, y tan intimamente unida a su divino Hijo, que quien la hallare y consiguiese su piedad y gracia, «halla la vida y consigue del Señor la salud».

<sup>8, 22-36.</sup> Describese aquí el gobierno de la divina Sabiduría entre los hombres bajo la imagen de un banquete sagrado, al cual son invitados los hombres (véase Matth. 22, 2 ss.). La casa donde se celebra

mas 1, compuso el vino y preparó la mesa. Envió a sus criadas a convidar que viniesen al alcázar y a intramuros de la ciudad: Quien sea párvulo (sencillo, humilde), véngase a mí. Y a los insensatos dijo: «Venid a comer de mi pan y a beber el vino que os tengo preparado. Dejad las niñerías, y vivid y caminad por las sendas de la prudencia» 2.

778. Desde el capítulo 10 expone Salomón en proverbios particulares los distintos aspectos cómo se manifiesta la sabiduría en los hombres y la manera de conservarla.

El hijo sabio es la alegría del padre; así como el necio es la aflicción de su madre. Nada aprovechan los tesoros mal adquiridos; pero la justicia libra de la muerte. El Señor no aflige con hambre a la persona del justo, y desbarata las tramas de los impíos.—Quien anda con sencillez, anda seguro; pero el de taimado proceder vendrá a ser descubierto.—En el mucho hablar no faltará pecado; mas quien sus labios refrena, es hombre muy prudente ...

La balanza falsa es abominable a los ojos del Señor; el peso cabal es lo que le agrada.—Unos reparten sus propios bienes, y se hacen más ricos; otros

roban lo ajeno, y están siempre en la miseria 4,

Quien ama la corrección, ama la ciencia; mas el que aborrece las reprensiones, es un insensato.—El justo mira por la vida de sus bestias; pero las entrañas de los impíos son crueles.—Al necio se le figura acertado su proceder; pero el sabio toma los consejos.—Ningún acontecimiento podrá contristar al justo; los impíos, al contrario, estarán llenos de pesadumbres. Abomina el Señor los labios mentirosos; los que obran fielmente, esos le son gratos.—En la senda de la justicia está la vida; mas el camino extraviado conduce a la muerte 5.

Quien guarda su boca, guarda su alma; pero el inconsiderado en hablar, sentirá los perjuicios.—La esperanza que se dilata, aflige el alma; pero es como árbol de vida el deseo que se cumple.—Quien anda con sabios sabio será; el amigo de los necios se asemejará a ellos.—Quien escasea el castigo, quiere mal

a su hijo; mas quien le ama, le corrige continuamente 🦫

Un camino hay que al hombre le parece camino real, y no obstante le conduce a la muerte.—El temor del Señor es una fuente de vida para librarse de la ruina de la muerte. — Quien es sufrido, se gobierna con mucha prudencia; pero el impaciente pone de manifiesto su necedad. El corazón sano da vida al cuerpo; la envidia es carcoma de los huesos. Quien insulta al necesitado, insulta a su criador; así como le honra quien se compadece del pobre. Desechado será el impío por causa de su malicia; mas el justo conserva en su muerte la esperanza.—La justicia es la que engrandece las naciones; pero el pecado hace desdichados los pueblos.

La respuesta suave quebranta la ira; las palabras duras excitan el furor.— En todo lugar están los ojos del Señor contemplando a los buenos y a los malos. La lengua pacífica es árbol de vida;; pero la desenfrenada quebrantará el corazón. Detesta el Señor las victimas de los impíos; aplácanle los votos de los justos. Todos los días del pobre son trabajosos; la buena conciencia es como un banquete continuo. Más vale poquito con temor de Dios que grandes riquezas, las cuales nunca sacian. Abominables son al Señor los malos pensamientos; mas las palabras limpias son hermosísimas ante El. El justo pone todo su estudio en la obediencia; la boca de los impíos rebosa maldades. Lejos de los impíos está el Señor; pero serán oídas las oraciones de los justos 8.

Más vale poco con justicia que muchos bienes con injusticia.—A la caída precede la soberbia, y antes de la ruina se remonta el espíritu. — Corona honorífica es la vejez; encontrarse ha en los caminos de la justicia. Mejor es el

el banquete es la mansión divina, el reino de Dios, la Iglesia; las columnas son el sostén y ornamento de esta casa; los tesoros de verdad y de gracia, los siete dones del Espíritu Santo y los siete sacramentos

El Santo Sacrificio con el banquete dominical es la fuente de la vida y de la gracia (cfr. Ioann. 6, 48-59).

<sup>9, 1-6.</sup> 

<sup>10, 1-3 9 19.</sup> 

<sup>4 11, 1, 24.</sup> 3 12, 1 10 15 21 22 28.

<sup>13, 3 12 20 24.</sup> 

<sup>14, 12 27 29 30-32 34.</sup> 15, 1 4 4 8 15 s. 26 28 s.

varón sufrido que el valiente, y quien domina sus pasiones, más que un con-

quistador de ciudades 1.

Vale más el buen nombre que muchas riquezas; la buena reputación es más estimable que el oro y la plata.—Dice el proverbio: La senda por la cual comenzó el joven a andar desde el principio, esa misma seguirá también cuando viejo. Quien ama la sencillez de corazón, gozará la amistad del rey por causa de su hablar dulce y agradable.—No traspases los términos antiguos que pusieron tus padres.

No escasees la corrección al muchacho, pues aunque le des algún castigo, no morirá. Aplícale la vara del castigo, y librarás su alma del infierno.—Dame,

hijo mio, tu corazón y fija tus ojos en mis caminos 4,

No andes acechando, buscando delitos en casa del justo; no perturbes su reposo. Porque siete veces cae el justo 4 y vuelve a levantarse; mas los implos

-e despeñan en el mal ...

Manzanas de oro en canastillo de plata, así es la palabra dicha a su debido tiempo. — Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; que con esto amontonarás ascuas ardientes sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. — Como la miel daña a los que comen de ella en demasía, así el que se mete a escudriñar la majestad será oprimido de su gloria <sup>6</sup>.

Como el perro vuelve a lo que vomitó, así el imprudente vuelve a su necedad (al pecado). Parecen sencillas las palabras del chismoso; mas ellas penetran hasta lo más íntimo de las entrañas.—Quien abre una hoya, caerá en ella, y

la piedra caerá encima del que la remueve 1.

Toda palabra de Dios es de fuego; es un escudo para los que en él confían.—Dos cosas te he pedido, no me las niegues en lo que me resta de vida. Aleja de mí la vanidad y las palabras mentirosas.—No me des ni pobreza ni riquezas; dame solamente lo necesario para vivir. — A quien hace mofa de su propio padre y desprecia los dolores que al parirle padeció su madre, sáquente los ojos los cuervos que viven a lo largo de los torrentes, y cómanselos los aguiluchos <sup>8</sup>.

¿Quién hallará una mujer fuerte? De mayor estima es que todas las preciosidades traídas de lejos y de los últimos términos del mundo. — Engañoso es el donaire y vana la hermosura; la mujer que teme al Señor, esa será celebrada. Dadle del fruto de sus manos y celébrense sus obras en la pública

asamblea 10.

### 115. El Libro del Eclesiastés

779. El autor de este libro se nombra a sí mismo el *Predicador* (en hebreo *Kohélet*), porque expone la doctrina en forma de alocución. Pónese ésta en boca del rey Salomón, el cual alude repetidas veces con cierto énfasis a la experiencia de la vida. Por este motivo lo atribuvó a Salomón la tradición judía y cristiana, considerándolo como el último escrito que el Sabio compusiera al ocaso de su vida, una vez convertido de sus extravíos <sup>11</sup>. Nada hay en el contenido del libro que haga inverosimil esta opinión. Pero la forma del lenguaje del texto hebreo v ciertos conceptos son indicio de época posterior, por lo que es preciso admitir,

<sup>16, 8 18 31</sup> 

<sup>22, 1 6 11 28.</sup> 23, 13 14 26.

No hay hombre que no tenga faltas; por eso hay que llevarlas con paciencia y saber distinguir entre las que proceden de la flaqueza humana y las que provienen de malicia.

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 24, 15 s.
 Es muy conveniente la meditación de las verdades divinas, pero es nocivo y peligroso dejarse llevar de la curiosidad indiscreta. 25, 11 s. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 26, 11 22 27.

<sup>&#</sup>x27; 30, 5 7 s. 17.

Los versículos 10-31 comienzan por las distintas letras hebreas en orden alfabético; todos los sonidos del lenguaje deben contribuir, en cierto modo, a ensalzar a la mujer virtuosa. Llámase este pasaje alfabeto aureo de las mujeres; la Iglesia lo lee en las fiestas de las santas. La mujer fuerte por excelencia y espejo de toda virtud es Maria Santisima. Cír. Faulhaber. Charakterbilder der biblischen Frauenuell (Paderborn 1012) 1 ss.

Donde concurría el pueblo, especialmente cuando se administraba justicia, por tanto en público.

<sup>31. 10 30</sup> S.

4 Gletmann, Comm. in Eccle. 20: Cornely-Hagen, Historiae et criticae Introductionis Compendium (París 1909) 3450.

THE PERSON ा । । । । । । o que el primitivo libro fué transcrito al lenguaje más moderno, o que un escritor posterior puso en boca de Salomón, célebre por su sabiduría, sus propias reflexiones y enseñanzas, como sucedió con el Libro de la Sabiduria. La mayoría de los intérpretes católicos se inclinan a la primera hipótesis, empero muchos tienen la segunda por más verosimil 4.

El Predicador, aludiendo frecuentemente a la experiencia de su vida, sembrando aquí y allá sentencias de prudencia y consejos morales, insiste de una manera sugestiva en que los bienes y placeres terrenos son vanos y esimeros; enseña que el verdadero sosiego y contentamiento sólo puede hallarse en el temor de Dios; exhorta a prepararse con tiempo al juicio de Dios, despreciando

las vanas alegrías. Los pasajes más notables son los siguientes:

Palabras del Predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el Predicador, vanidad de vanidades y todo vanidad. ¿Qué saca el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo de la capa del sol?—Yo, el Predicador, fuí rey de Israel en Jerusalén, y propuse en mi corazón inquirir e investigar curiosamente acerca de todas las cosas que sucedan debajo del sol. Esta ocupación pésima 1 ha dado Dios a los hijos de los hombres, para que trabajen en ella. Yo he visto todo cuanto se hace debajo del sol, y he hallado ser todo vanidad y aflicción de espíritu. Las almas pervertidas con

dificu tad se corrigen, y es infinito el número de los necios.

Entonces dije yo en mi corazón: «Iré a bañarme en delicias y a gozar de los bienes». Mas luego eché de ver que también esto es vanidad. A la risa la tuve por desvarío, y dije al gozo: ¡Cuán vanamente te engañas!-Yo mandé hacer magnificas obras, me cdifiqué casas y planté viñas. Formé huertos y vergeles y puse en ellos toda especie de árboles. Construí estanques de aguas para regar el plantío de los árboles. Poseí esclavos y esclavas, y llegué a tener numerosa familia; asimismo ganados mayores y muchísimos rebaños de ovejas, más que los que habían tenido cuantos fueron antes de mí en Jerusalén. Amontoné plata y oro, y los tesoros de los reyes y de las provincias. Escogí cantores y cantoras y cuanto sirve de deleite a los hijos de los hombres, vasos y jarros para servir el vino. Y sobrepujé en riqueza a todos los que vivieron antes de mí en Jerusalén. En medio de todo esto permaneció conmigo la sabiduría. Nunca negué a mis ojos nada de cuanto desearon, ni vedé a mi corazón que gozase de todo género de deleites y se recrease en las cosas que tenía yo preparadas. Mas, volviendo la vista hacia todas las obras de mis manos, a los trabajos en que tan inútilmente me había afanado, vi que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y que nada hay estable debajo del sol 4.

Todas las cosas tienen su tiempo, y todo lo que hay debajo del cielo pasa en el término que se le ha prescrito. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo que se plantó; tiempo de dar muerte y tiempo de dar vida; tiempo de derribar y tiempo de edificar; tiempo de norar y tiempo de reír, etc.-¿Qué fruto saca el hombre de su trabajo? He visto la calamidad que Dios ha dado a los hijos de los hombres para su tormento. Todas las cosas que hizo son buenas a su tiempo , y él entregó el mundo a las

La crítica moderna cree ver en este libro uno de los últimos, si no el postrero de los del A. T.; lo califica de «evangelio del pesimismo» y descubre en él da renuncia definitiva a resulver el enigma de la existencia con los medios de la religión de la Antigua Alianza»; lo tiene por un libro que, a pesar «del tono serio y moral de sus reflexiones» y de la firmeza de sus creencias, deja entrever da descomposición ya muy avanzada de la antigua religión». Lo que sucede es que en las discusiones de este libro, aparentemente inconexas y fundadas en la experiencia, se emiten apreciaciones y juicio contradictorios que no se allanan y componen hasta el remate de la obra. Por esta razón es el Eclesiastés (como el Libro de Job) uno de los libros más difíciles del Antiguo Testamento. Cfr. Kaulen-Huberg, Einleitung II \* 3:6 .; Schöpfer, Geschichte des AT \* 673 ss.-Cuán lejos se halla el Eclesiastés de set Emienting II 3:6 5; Schopler, Geschichte des AI 77 85.—Cuan lejos se nata el Eclesiastes de ser el ocvangello del pesimismo» nos lo demuestra Sawicki en su libro: Der Prediger, Schopenhauer und E. von Hastmann oder Biblischer und moderner Pessimismus (Fulda 1903). Cfr. Schafer, Neue Untersuchungen über den Kohelet (Friburgo 1870); Zapietal, Das Buch Kohelet (Friburgo de Suiza 1911). Contra la teoría en este libro defendida ac rea de la doctrina de la immortalidad en el Eclesiastés ty en d'Antiguo Testamento en general) cfr. ZKTh 1913, 400 85. Una explicación del Eclesiastés al alcance del la contra de  contra de la contra del contra de la contra d vulko, purde verse en Keel, Der Prediger Salomons, e klirt für das christl. Volk (Ratisbona 1838).

Mala, por ser muy penosa; pero querida por Dios, porque nos conduce al conocimiento de vanidad de todo lo terreno.

<sup>1, 1-3 12-15.</sup> 2, I S. 4-11.

Dios permite esta calamidad por sus sabias y amorosas intenciones.

Dios hace que, en el incesante vaivén de las cosas terrenas, todo acontezca en el momento m\u00e4n conveniente para el conjunto.

003

disputas de los hombres vo no obstante el hombre no alcanza a descubrir lo que Dios hizo desde el principio hasta el fin !!

Guarda tu pie a cuando entras en la casa de Dios, y acércate con ánimo de obedecerle . Porque mucho mejor es la obediencia que los sacrificios de los insensatos 4 los cuales no saben cuánto mal hacen 4,

Si hiciste algún voto a Dios, no tardes en cumplirlo, pues le desagrada la promesa necia e infiel. Por tanto, cumple todo lo que hubieres prometido. Por-

que mucho mejor es no hacer votos, que hacerlos y no cumplirlos 7.

Mejor es ir a la casa del luto, que a la casa del festín, pues en aquélla se recuerda el paradero de todos los hombres, y el que vive considera lo que le ha de suceder.-El corazón de los sabios está donde hay tristeza, y el corazón de los necios donde hay diversiones. Más vale ser reprendido del sabio, que seducido con las lisonjas de los necios.—Quien teme a Dios ninguna cosa descuida. -No hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y no peque 8.-Sólo esto hallé, que Dios crió el hombre recto y el mismo hombre se enredó con infinitas cuestiones 10.

Los justos, y los sabios, y las obras de ellos, están en las manos de Dios; y con todo, no sabe el hombre si es digno de amor o de odio 11, sino que todo se reserva incierto para lo venidero; porque todas las cosas suceden igualmente al justo como al impío, al bueno y al malo, al puro y al impuro, al que ofrece víctimas y al que desprecia los sacrificios; así es tratado el inocente como el pecador, y el que jura verdad como el perjuro 12. Esta es la cosa más intrincada y peligrosa de todas cuantas pasan debajo del sol, el ver que todos están sujetos a los mismos azares; de donde nace que los corazones de los hijos de los hombres se llenan de malicia y de orgullo durante su vida, y después de esto son llevados a los infiernos.—Todo cuanto pudieres hacer, hazlo sin perder tiempo puesto que ni obra, ni pensamiento, ni sabiduría, ni ciencia 15 ha lugar en el sepulcro 44, hacia el cual vas corriendo. — No sabe el hombre su fin; sino como los peces se prenden con el anzuelo y como las aves caen en el lazo, así los hombres son sorprendidos de la adversidad, que les sobrecoge de repente 13.

El corazón del sabio está siempre en su mano derecha; el corazón del insensato, en su izquierda.—El detractor oculto es semejante a la sierpe, que pica sin hacer ruido.—Desdichado de ti, oh país cuyo rey es un niño y cuyos príncipes comen de mañana. Dichosa la tierra cuyo rey es noble y cuyos príncipes comen

a su tiempo para sustentarse, y no para cebarse en los deleites 16.

Si el arbol cavere hacia el mediodia o hacia el norte, doquier que caiga 17,

allí quedará 15.

Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que venga el tiempo de la afficción, y se lleguen aquellos años en que dirás: ¡Oh años desagradables! Antes que se te oscurezca el sol y la luz de la luna y de las estrellas 19; cuando tiemb'en los guardas de la casa 20 y vacilen los varones robustos 21, y cuando las que muelen sean en certo número 22 y estén ociosas, y cuan-

Dios dejó a la humana especulación esta continua mudanza de las cosas, no para que los hombres investiguen los divinos consejos, sino para que lleguen a reconocer la vanidad de todo lo terreno. 3, 1-4 9-11.

<sup>\*</sup> Cuida de que tus caminos sean puros (cfr. Ps. 23, 3; núm. 510).

Las en eñanzas.

Cfr. núm. 474, 477 y 536; Ps. 50, 18 s.

<sup>4, 17.</sup> 5, 3 s.

Po que etcdos faltamos en muchas cosas» (lac. 3, 2).

Cfr. núm. 56. <sup>18</sup> 7, 2 S. 5 S. 17 21 30.

<sup>&</sup>quot; Nadie sabe con certeza si está en gracia de Dios; el juicio divino lo ha de manifestar (cfr. 12, 13). A menudo le va mal al bueno y bien al malo; en el juicio de Dios y en la vida futura se pondrán las cosas en su punto.

Con la muerte viene «la noche, cuando nadie podrá ya trabajar» (es decir, acumular méritos) (Ioann. 9, 4; cfr. 11 Cor. 6, 2; Gal. 6, 10; Imitación de Cristo 1, 23, 8).

<sup>14</sup> Cfr. núm. 57.

<sup>14 9, 1-3 10 12.</sup> 

<sup>10, 2 11 16</sup> S. " Con la muerte se decide para siempre la suerte del hombre; eterna luz o eternas tinieblas (cfr Hehr. 9, 27).

<sup>14, 11, 13.</sup> <sup>18</sup> Antes que mengüen las fuerzas del alma y del cuerpo.

los brazos, las manos

Miembros, "huesos. 1.os dientes.

do queden en tinieblas los que miran por las ventanas 1; cuando se cerrarán las puertas de la calle 2 y se debilite la voz del que muele 3; cuando despierten a la voz de un pájaro y queden sordas las hijas del canto 4; cuando tengan miedo de los lugares altos 5 y se asusten de los caminos (llanos) 6; cuando florezca el almendro , se engrose la langosta y se disipe la alcaparra , porque el hombre va a la casa de su eternidad, y los enlutados le acompañarán por las calles 10. Antes que se rompa el cordón de plata y se arrugue la venda de oro 11 y se haga pedazos el cántaro sobre la fuente 12, y se quiebre la polea sobre la cisterna 13; antes que el polvo se vuelva a la tierra de donde salió, y el esbiritu vuele a Dios, que le dió el ser 11 — Oigamos juntos el fin de este sermón: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre 11. Y que Dios hará dar cuenta en su juicio de todas las saltas, y de todo el bien v el mal que se habrá hecho 1.

### El Cantar de los Cantares

78û. El Cantar de los Cantares (Canticum Canticorum) no es un cancionero (de amor, de epitalamios, etc.), como del título pudiera colegirse; con esa forma hebrea del superlativo 17 se quiere significar una canción la más bella y sublime en su género (acaso la canción más hermosa de Salomón). Y que esta significación del título dice bien con el poema, lo reconocen todos, si bien sólo quienes admiten su carácter inspirado y su fondo misterioso y sagrado pueden apreciarlo en el justo valor. Mas esto acontece hov sólo entre los comentadores del judaísmo ortodoxo v de la Iglesia Católica; esta se sirve con preferencia del Cantar de los Cantares para declarar la naturaleza, manifestaciones, efectos y misterios del más tierno, santo, puro e íntimo amor de Dios (en sentido subjetivo v objetivo) 18. Porque, según la unánime tradición judía y cristiana, debajo de la imagen del fiel y puro amor de los esposos se representa la unión de Dios con su pueblo escogido, y se prefiguran los desposorios del Hijo de Dios con la Iglesia y con las almas fieles. Y a la verdad, de esta imagen del amor de los esposos se sirven tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para significar el amor de Dios a su pueblo, a la Iglesia y a los fieles. No hay figura en que más se complazcan los profetas y que con mayor entusiasmo expongan 19; y no

Las pupilas.

Los labios.

La boca.

Instrumentos músicos, los ofdos.

Cuando no se atrevan a escalarlos.

Por miedo a caerse.

Cuando encanezcan los cabellos.

Cuando se haga pesado el cuerpo, antes ágil y esbelto.

La alcaparra es un arbusto del Sur; el botón de su flor es baciforme, y tanto éste como las ramas se usan como condimento y excitante del apetito.

Dispuesto a comenzar su plañido.

Antes que se rompa el hilo precioso de la vida. Antes que se quebrante el corazón, fuente de la vida-

Cuando los pulmones no puedan aspirar el aire.

Cfr. Gen. 2, 7; núm. 54.

Toda la dignidad, destino y felicidad del hombre.

12, 1-7 13 S.

Cfr. Gen. 9, 25: siervo de los siervos = el último de los siervos; 111 Reg. 8, 27; cielo de los cielos = el cielo alto y espacioso; Apoc. 19, 16: Rey de reyes = el Supremo Rey y Señor; de ahí tam-

bién la frase de la liturgia : Virgen de las vírgenes.

bién la frase de la liturgia : Virgen de las Virgenes.

La liturgia ha tomado del Cantar de los Cantares nada menos que 7 epístolas (Misal Romano), 18 lecciones, unas 50 antifonas y responsorios (Breviario Romano) y se sirve de ellos en 4 fiestas del Señor, 20 de la Virgen María y algunas de virgenes y santos. El Cantar de los Cantares ha prestado unos 124 textos al canto liturgico. Cfr. Schäfer, Das Hohelied 64 253; Schenz, Einleitung (Ratisbona 1887) 180 s.; Marbach. Carmina Script. 265-278. De las palabras del Cantar de los Cantares se sirve la Iglesia siempre que quiere buscar expresión adecuada al inefable y místico amor de Dios a los hombres, manifestado en la Encarnación, dolorosa muerte y entrega de su Corazón divino, y al amor de las almas buenas a Dios; y este espiritual poema le presta sus acentos sobre todo en la Misa y Oficio de las virgenes y santos, pero de mancra especialísima en el Oficio de las fiestas de la Santísima Virtenes y santos. de las vírgenes y santas, pero de manera especialísima en el Oficio de las fiestas de la Santísima Virgen, en la cual se manifiesta el amor infinito de Dios a las criaturas y el amor más puro y perfecto de una criatura a su Creador.

Cfr. Osee 2, 19; 1s. 54, 5 ss.; 61, 10; 62, 4 5; Ierem. 2, 2; 3, 14; Esech. 16, 8 60. Encontramos, además, textos que revelan de un modo general el amor de Dios a Israel («cuando Israel era un niño. vo le amé» (Osce 11, 1); «con eterno amor te he amado; por eso te atraje a mí, compadecido de ti» (Ierem. 31, 3); «podría una madre olvidarse de su hijo, mas yo nunca te olvidaré» (Is. 49, 15); otros textos en que se echa en cara al pueblo escogido su apostasía, comparable al adulterio o al amor ilícito

505

porque sea concepto nuevo para ellos, como no lo es el de Dios o el de la Alianza que predican. Ya el Salmo 44 había declarado este pensamiento, aplicándolo al Mesías (cfr. núm. 524). Cuanto al Nuevo Testamento, bástenos citar loann. 3, 28; Matth. 25, 1 ss.; 11 Cor. 11, 2; Ephes. 5, 32; Apoc. 19, 7 ss. Estos lugares nos declaran el sentido que da la Sagrada Escritura al Cantar de los Cantares, y justifica la interpretación simbólica (alegórica) que siempre sirvió de porma en la Sinagoga 2 y en la Iglesia, y que está dogmáticamente establecida por el Sensus Ecclesiae y por el V Concilio General, II de Constantinopla (653) 3

Es muy difícil el análisis e interpretación del Cantar de los Cantares. Si en ese conjunto de efusiones líricas, descripciones y cuadros de estados psíquicos puestos en boca de distintas personas 4 queremos conocer a los interlocutores, no hallaremos indicaciones que nos los descubran; la escena cambia frecuentemente, mas no se puede señalar una acción propiamente dicha (que dé base para un análisis dramático). Esto no obstante, fondo y forma llevan el sello de la unidad y se pueden distinguir seis partes (canciones, escenas), en las cuales se describe 6: 1, el despertar del amor (primer encuentro de los amantes, 1, 2-2. 7); 2, progreso del amor (alegría, anhelos, 2, 8-3, 5); 3, primera confirmación del amor (alabanza de la esposa en boca del esposo, 3, 6-5, 1); 4, prueba del amor en las penas (separación, tentación; alabanza del esposo por boca de la esposa); 5, a egrías del amor (danza nupcial, 6, 11-8, 4); 6, conducción de la esposa al hogar (8, 5-14).

Más difícil e importante que la disposición de las escenas e ideas capitales es la interpretación de los pormenores. De ella depende: 1, la recta comprensión del lenguaje figurado (sentido material o literal) del Cantar de los Cantares y 2, de la exacta apreciación del simbolismo (de la forma) de que va envuelta la idea

(sentido alegórico o espiritual).

Por el lenguaje y la forma poética, el Cantar de los Cantares pertenece a la poesía amatoria y es un género literario propio del ceremonial de nupcias del antiguo Oriente. Esto es natural y sabido desde antiguo; pero sólo modernamente se han averiguado muchos pormenores tocantes a ello . En las amorosas efusiones de los interlocutores brillan la viveza y la ternura propias de la poesía

Cfr. Zapletal Das Hobelied (Friburgo de Suiza 1007) 6 ss.

<sup>(</sup>infidelidad de la mujer o esposa) (véase 1s. 1, 21); de estos últimos hallamos ya en el Pentateuco: Ex. 34, 16; Num. 14, 34; cfr. núm. 297.

Cfr. Kortleitner, De Hebrworum ante exilium habylonicum monotheismo (Innsbruck 1909) 28 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Base para la interpretación espiritual encontramos en Eccli. 14, 23; 15, 2; Sap. 8, 2, donde Salomón se llama a sí mismo amante de la sabiduría, a la cual ha escogido por esposa, cuyos caminos desposada (cfr. núm. 799). Puede verse una alusión a la exégesis alegórica de Cant. 2, 1; 7, 8 7 en el Libro (apócrifo) cuarto de Esdras 5, 24 s. Que el Cantar de los Cantares debe su admisión en el Canon a la exégesis alegórica, se desprende (según Budde, Geschichte der Althebr. Lit. 277) «del puesto que ocupó entre los Libros Sagrados y en la vida de la comunidad judía. Porque este singular poema, que ocupo entre los Libros Sagrados y en la vida de la comunidad judia. Porque este singular poema, que pertenece a la tercera sección del Canon, los Hagiógrafos, es el primero de los «cinco volúmenes» (Cantar de los Cantares, Rut, Trenos, Eclesiastés y Ester) que se lefan integros en cinco fiestas señaladas del año litúrgico judío (Pascua, Pentecostés, Destrucción del Templo, Tabernáculos, Purim). Esto significabe que en aquel libro se reflejaban exactamente los hechos básicos de la Alianza entre Yahve y su pueblo; y realmente ésta es la interpretación que prevaleció en la comunidad judía». Predomina también esta interpretación en el Talmud y aun posteriormente. Cfr. Euringer en KIIL I 2002; Salfeld, Das Hohelied des Salomons bei den jüdischen Erklärern des Mittelalters (Berlín 1870); Riedel, Die Ausegung des Ho-helledes in der jüdischen Gemeinde und in der griechischen Kirche (Leipzig 1808).

\* Para Teodoro de Mopsuesta es el Cantar de los Cantares «una canción familiar y nupcial com-

puesta por Salomón para los convites, la cual suena a oprobio de la esposan, o sea una sátira mediante la cual Salomón quiso atenuar la impopularidad de su boda con una hija de Faraón; niega, por tanto, el carácter profético (inspirado) y alegórico del libro y lo compara al Simposion que más tarde compusiera Platón. El V Concilio General reprobó esta opinión. Cfr. Kihn, Theodor von Mopsuestia, etc., 72 ss.; puede verse en la misma obra un juicio de Teodoreto que expresa clara e ingeniosamente la tradición cristiana antigua.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Las personas que intervienen son: la esposa (Sulamitis) y el esposo (Salomón), denominados también hermana y hermano; el esposo aparece como rey, pero también como pastor, la esposa como hija del rey, pero también como guarda de las viñas y pastora, con el rostro tostado por el sol: intervienen asimismo doncellas de Jerusalén y hermanos de la esposa. Sogún cálculos de Hontheim (Das Hohelied, en BST XIII 4, 5), de las 200 líneas (versículos) del Cantar de los Cantares, 70 se refieren al

Itohelied, en BST XIII 4, 5), de las 200 líneas (versículos) del Cantar de los Cantares, 70 se refieren al esposa, 97 a la esposa, 2 a entrambos, 23 al coro del pueblo, 4 al coro de doncellas y 2 a cada hermano.

\*\* Contra la opinión de los modernos que en el Cantar de los Cantares ven un poema fragmentario o un cancionero popular. Pero el plan de la obra, las personas y el estilo, y según Hontheim (l. c. 18 ss.) la métrica, dan sello de unidad al poema. Cfr. Baumgartner, Weltliteratur I 30-32. De los modernos Reuss (véase Straek, Einl. \* 140) sostiene aplenamente convencido, que todo el libro es de una mano». De otra manera se expresa Wildeboer, Die Literatur des AT 423.

\*\* Admitimos la división de Hontheim (l. c. 12 ss.) y Tiefenthal (Das Hohelied 85), que en lo esencial coincide con la de la Vulgata de Fillion (con pocos versículos de diferencia).

hebrea, las descripciones concretas e intuitivas y de una manera especial las imágenes y comparaciones atrevidas, vivas y graciosas. La naturaleza presta sus galas al poeta para pintar la belleza y encantos corporales, para describir la virtud y la gracia, para representar la ternura, fuerza y vehemencia del amor cuanto de nob e y hermoso, fuerte o bello hay en el reino animal y vegetal, cuanto la naturaleza ofrece de agradable en color, sabor y aromas, según el gusto oriental, le sirve para expresar lo que sienten y son los esposos el uno para el otro, lo que anhela, padece y obra el verdadero, noble y puro amor. La esposa ansía los ósculos del amado, mejores que el vino (1, 2 4); desea llevarlo a la casa de su madre (3, 4); ser un sello en su pecho (8, 6); que su amado ponga la mano izquierda debajo de su cabeza y le abrace con la diestra (2, 6; 8, 3). El esposo es para ella un manojito de mirra, que se lleva en el pecho; racimo de cipro (1, 12 13); gacela que pace en las montañas hendidas y en los montes aromáticos (2, 9 17; 8, 14); manzano a cuya sombra ella descansa, cuyos frutos son agradables al paladar (2, 3); enferma de amor, quiere ser llevada a la bodega, confortada con manzanas (2, 4). Para el esposo ella es azucena entre espinas (2, 2), su pa oma, su única, la más hermosa entre las mujeres, toda hermosa y sin mancilla (4, 7), huerto cerrado cuyos renuevos son un vergel de granados de frutos deliciosos, flores de cipro con nardos, azafrán y canela y toda clase de arbustos aromáticos, mirra y á oc y bálsamo el más exquisito (4, 12), fuente sellada, pozo de aguas vivas y de arroyos que corren del Líbano (4, 15); viña (8, 11); sus labios destilan miel; leche y miel debajo de su lengua, y el olor de sus vestidos como el aroma (de las hierbas) del Líbano (4, 11), etc. — El fondo y aparato escénico de estas descripciones idílicas de tanto colorido lo forma el ceremonial de nupcias, que en parte aun hoy se conserva 1: las hestas nupcia es duran siete días; durante ellos, los esposos llevan el nombre de rey y reina y hacen su parte ocupando un trono situado en una tribuna, mientras en su presencia se desarrollan toda clase de danzas, bromas y juegos, canciones de amor y epitalamios: la esposa, ataviada, con sus galas nupciales, baila una danza de espadas; en esta coyuntura se la ensalza con el wass (loa de su hermosura). Esto explica por qué el esposo del Cantar de los Cantares se asienta en un trono (silla portátil) como el rey Salomón, adornado de la corona con que le coronó su madre el día de sus bodas (3, 6 ss.), y por qué se encomia la hermosura de la esposa y del esposo de una manera extraña a nuestros gustos, no así a los de Oriente; los negros cabellos de la esposa ondean como rebaños de cabras que descienden del monte Galaad; sus blancos dientes como ovejas que suben del abrevadero; sus ojos como de paloma; sus mejillas como granadas; su cuello como torre de marfil; su nariz como torre del Líbano que mira a Damasco; su talle como el de la palma; sus pechos como racimos (de la palma); el contorno de sus muslos como ajorcas labradas de mano maestra; su vientre como montón de trigo (4, 1 ss.; 6, 4 ss.). También el esposo está dotado de inestimable belleza: blanco y rubio; su cabeza dorada; sus cabellos negros como el cuervo; sus ojos como palomas junto a los arroyuelos; sus labios azucenas que destilan la mirra más pura; su vientre ebúrneo, sembrado de zafiros, una obra maestra; sus piernas columnas de mármol; su aspecto como el del Líbano; el eco de su voz dulcedumbre, y todo él un encanto (5, 9 ss.).

Mas el Cantar de los Cantares no pertenece al género poético popular, sino al género culto, y sus escenas no coinciden con las de la semana nupcial. La afinidad o parentesco con las canciones profanas de los antiguos egipcios y de los árabes antiguos y modernos es a lo sumo parcial, lejano y externo. No se justifica, pues, en modo alguno la opinión de que el Cantar de los Cantares sea una co'ección de canciones mundanas, ingenuamente picarescas y aun sensualmente groseras; ni la pretensión de haber así resuelto definitivamente

Cfr. Budde, Geschichte der althebr. Literatur 284; Zapletal 1. c. 15 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Así se expresan comúnmente los críticos y exercitas acutólicos actuales, los cuales sólo conciben el lenguaje del Cantar de los Canta es ecomo glorificación del amor terreno, propendiendo hacia el lado sensual» y rechazan la exégesis alegórica del mismo como imposible e indigna de Dios. Todavía conceden algunos eque no faltan pasajes en que se ensalza el amor de los esposos desde un punto de vista más elevado», lo cual ha sido una suerte para el libro, porque justifica su admisión en el Canon de los Libros Sagrados (Orttli. Beer, Orelli) Otros quieren que sea descartado del Canon un libro que ocupa un puesto en él gracias a que se le interpreta en un sentido que no tiene—exirencia improcedente, una vez abandonada la creencia en la Inspiración. Más próximo al concepto tradicional se muestra von Orelli (Realenzyki. für protest. Theol. und Kirche VIII 256 ss.), que cita en su apoyo a teólogos pre-

todos los enigmas del poema. Mas esta conclusión demuestra lo absurdo de la teoría; pues ocurre preguntar cómo los escribas, a quienes eran familiares las costumbres populares, no llegaron a entender esas canciones y ceremonias, sino les dieron interpretación espiritual y las admitieron en el Canon. No se explica esto por la circunstancia de haber sido atribuído el poema a Salomón, pues no 🐭 conservaron otras canciones del mismo, mientras que sus desvaríos constan en la historia bíblica. La única explicación posible es que el autor tomó de la vida ordinaria (amor y nupcias) el colorido y tonalidad que adornan la idea arriba expuesta. Las descripciones de los anhelos, penas y contentos del amor no tienen razón de ser por sí mismos: son figura y medio de expresar el amor más puro y sublime (de Dios a su pueblo, de Cristo a su Iglesia y a las almas escogidas, y recíprocamente). Y realmente este es el sentido propio y único conservado en la letra, y el que se propusiera el Espritu Santo 1.

Ello es evidente para los que creen en la Inspiración, pero se puede justificar científicamente, por desdeñosa que la ciencia racionalista se muestre, preciándose de haber dado de una vez y para siempre el fin merecido a todo intento de interpretación judía y cristiana del Cantar de los Cantares en sentido religioso-

Ante todo, no se puede negar la posibilidad o demostrar la imposibilidad del simbolismo de un poema y de su interpretación; además de los testimonios de la Escritura, antes aducidos, abonan nuestra tesis la predilección del Oriente por el simbolismo y las ana ogías antiguas y modernas . Pero, además, el Cantar de los Cantares ofrece un fundamento sano y seguro para la interpretación simbólica: la letra describe el amor ideal de los esposos, del hombre y de la mujer, el amor que, por su naturaleza, no es sensualidad, sino comunidad de almas, y por sus efectos es el fundamento y el impulso más fuerte para el orden social. Esto expresa llanamente el capítulo 8, 6-7, cuando dice: «Fuerte como la muerte es el amor, inflexible como el infierno su celo, sus brasas son brasas de fuego, llama divina ; muchas aguas no alcanzan a apagar el amor, ni los ríos bastan para anegarlo ; si diese el hombre toda la sustancia de su casa por el amor, se le despreciaría». Y ¿qué otra cosa es esto en el fondo sino aquello que dijo Dios en el principio: «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y pertenecerá a su mujer y dos serán una carne (un solo corazón y una sola alma)?» 4 Lo más fuerte y sublime en el orden natural sirve en el lenguaje poetico y profético del Antiguo Testamento para simbolizar y expresar lo más elevado en el orden de la gracia - en esto consiste la esencia de la alegoría. No daña a ello el pretendido carácter erótico del poema. Los descripciones del Cantar de los Cantares no son eróticas en el sentido corriente de este adjetivo; bien consideradas, son cincomparablemente bellas y tiernas, y sólo a quien desconozca el género oriental o se aparte de él por una sensibilidad enfermiza causarán escándalo ciertas expresiones» 4. La libertad y llaneza con que se tratan las cosas naturales no deben confundirse con la grosería e inmoralidad, aun cuando puedan ser ocasión de cínica complacencia para quienes no distinguen

testantes como Fr. Delitzsch, Keil Töckler y otros. En términos análogos se declara Konig. Poesie des

citar ejemplos de poetas modernos (como Goethe, que tantos misterios ha ocultado en el «Fau-to»).

Con razón dice Herder que el Cantar de los Cantares parece estar escrito en el Paraíse; resuena del uno al otro extremo el canto de Adán (ésta es carne de mi carne, etc.). En Delitzsch, Hohelied 7.

AT 154.

Todavia dentro de los límites señalados por la decisión eclesiástica (cfr. pág. 665) queda cierto espacio a la investigación exegética. Algunos intérpretes se deciden por la interpretación típica, según espacio a la investigación exegética ante todo una verdadera fiesta nupcial (de Salumón), pero espacio a la investigación exegética. Algunos intérpretes se deciden por la interpretación lífica, segun la cual el Cantar de los Cantares describe ante todo una verdadera fiesta nupcial (de Salomón), pero como figura de los místicos desposorios de Jesucristo con su Iglesia. Otra cosa es la distinción entre sentido material y sentido espicitual (véase página 66) lo cual no puede entenderse como si en el Cantar de los Cantares existices un doble sentido—natural el uno y artificial el otro; la relación entre ambos es más bien comparable a la que existe entre el núcleo y la envoltura. Véase Hontheim, I. c. 4; Zapletal, I. c. 42 ss.; Cornely-Hagen. Hist. et crit. Introductionis Compendium<sup>a</sup> 351; Munz, Die Allegorie des Hohen Liedes ausgelegt (Priburgo 1912).

Staerk, Entstehung des NT 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. num. 23 y 5 24 (al Salmo 44). — Conceden algunos modernos, entre otros Budde (l. c. 279), que ela interpretación alegórica no es cosa inauditan, y Wildeboer (l. c. 429), que ecs posible una interpretación alegóricas. Pueden verse en Zapletal (l. c. 45) y en Schegg (Das Hohelied to) algunas pruebas de que también en la poesía india y persa el amor natural sirve para simbolizar el divino. No gueremos

<sup>\*</sup> Schogg, Das Hohelied 311. Bauer (Volksleben im Lande der Bibel; en las páginas 105 s. 281 ss. trae algunos ejemplos de canciones orientales de amor y de bodas), fundado en su larga experiencia del Oriente, sostiene (pág. 282) que las canciones nupciales populares, frecuentemente bastante crudas, no se basan en los conceptos groseros y sensuales que al parecer se expresan en ellos.

la llama de Dios, de la grosera sensualidad. Para el limpio, todo es limpio en el Cantar de los Cantares, y no es menester interpretar alegóricamente ciertos pasajes — como han pensado algunos comentadores — para alejar toda ocasión de escándalo 1. Se objetará que el sentido literal del Cantar de los Cantares no da pie para una interpretación alegórica, debiendo ser toda alegoría fácilmente reconocible y posible la interpretación. Pero el objeto de la alegoría no es descubrir una idea — como al parecer suponen algunos — sino expresar poéticamente una idea ya existente y conocida. Esto ocurre en el Cantar de los Cantares, y de ahí la posibilidad de interpretarlo alegóricamente en lo esencial, como lo demuestra la antigüedad judía y cristiana al reconocer el carácter alegórico del Cantar de los Cantares y del Salmo 44, fundándose, ciertamente, en la fe en la Inspiración y en que el poema forma parte del Canon. La inseguridad en la interpretación de los pormenores, la arbitrariedad y lo absurdo de algunos comentarios — reprobados y deplorados desde antiguo <sup>5</sup> — nada arguyen contra el carácter del poema. Su idea fundamental siempre ha sido interpretada rectamente en la Sinagoga y en la Iglesia. Y es más, el Cantar de los Cantares ha sido origen y campo abonado para las flores más bellas y aromáticas de sagrada mística, cuyo valor ideal y práctico ninguna persona juiciosa puede negar 4. En la explicación de alegorías — y de parábolas — no siempre se ha observado con bastante rigor el principio de que no todos los pormenores han menester de interpertación, sino que basta desentrañar la idea que se trata de poner ante los ojos, librándola tanto más de su envoltura, cuanto más son los arreos literarios, porque claramente resplandezca el contenido objetivo (esencial) de la alegoría. Y con todo, las innumerables interpretaciones y ap'icaciones del Cantar de los Cantares hechas por los místicos y hombres espirituales de todos los siglos — aparte ciertas aberraciones del gusto — no son sino variaciones de las melodías y armonías con que el Cantar de los Cantares celebra el amor divino <sup>5</sup>. La Iglesia, manteniendo el carácter alegórico del Cantar de los Cantares, defiende una parte preciosa del patrimonio de sabiduría heredado de la antigüedad, que ha desafiado los siglos y resistirá los ataques de la cien-cia moderna, opuesta a todo lo sobrenatural. La manera cómo esta ciencia «explica el Cantar de los Cantares y juzga la interpretación tradicional, merece el dictado de indigna, pretenciosa y ofensiva.

De siempre ha sido tenido el rey Salomón por el autor del Cantar de los Cantares, de acuerdo con la inscripción del comienzo del libro. La crítica moderna desecha esta inscripción y sostiene que el libro se compuso en fecha posterior al destierro. Las razones que aduce no demuestran la imposibilidad de la opinión tradicional. Con todo, esta cuestión tiene importancia secunda-

ria, pues en nada atañe al objeto y contenido del poema 6.

Trasladamos, como muestra, un fragmento en que se describe encan-

tadoramente los anhelos y amores de los esposos:

(Habla la esposa): «¡Escucha, amado mío! Vedle cuál viene saltando por los montes y brincando por los collados, como un gamo, como un cervatillo. está delante de nuestra casa, mira por las ventanas y atisba por las verjas.

Budde, Geschichte der althebr. Literatur 278 s.

Cir. Schegg, Das Hohelied 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Para evitar que carnales y maliciosos abusasen de las palabras del Cantar de los Cantares, se pusieron ciertos límites a su lectura entre los judíos y en la Iglesia. San Jerónimo no tiene inconveniente en permitirla a las almas puras, una vez que hayan aperadido a leer los demás libros de la Sagrada Escritura; sólo peligran los principiantes, inconsiderados y maliciosos (ed Laetam 12). El P. Lacordaire dice que la lectura del Cantar de los Cantares deja a las almas fieles y puras tan frías como la desnudez del Salvador crucificado

Zapletal, l. c. 49 s. Puede verse en Schegg l. c. 103-136 algunos ejemplos de interpretación alegórica. La interpretacion alegórico-mística más conocida e importante procede de san Bernardo. Sus 86 sermones in Cant. Cant. han sido editados aparte por Hurter (Innsbruck 1888); Baltzer publicó una selección (Friburgo y Leipzig 1893); cfr. Vacandard, Lehen des hl. Bernhard I (Maguncia 1807) 558 ss.; Langer, Das Hohelied nach seiner mystischen Erklärung (Friburgo 1886). Para apreciar teológicamente el lenguaje que los místicos han tomado del Cantar de los Cantares, véase Zahn, Einführung in die christl. Mystik (Paderborn 1918) 312 s.

Además de las citadas, pueden consultarse las obras siguientes: A. Scholz, Kommentar zum Hohelied (Leipzig 1004); E. Dimmler, Das Hohelied nach dem Hebraischen (Mergentheim 1908); Le Hir, Le cantique (Parls 1883); Jonon, Le cantique des cantiques (Parls 1908; cfr. ThR 1909, 10); Gletmann, Cant. C. (Parls 1890). Notas lingüísticas importantes que facilitan la comprensión de los textos del Cantar de los Cantares usados en el Misal y en el Breviario, pueden verse en Sprachliche Bemerkungen zum Hohelied, ThpAS 1915, 303 ss. (Jetzinger). Un resumen de las distintas interpretaciones del Cantar de los Cantares y la bibliografía correspondiente puede verse en LHze 1910, núm. 12 (Th. Witzel).

Mi amado comienza a hablar, y me dice: ¡Levántate, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, vamos afuera! (Habla el esposo): Mira, ya pasó el invierno, disipáronse las lluvias, despuntan las flores en la pradera, volvieron los pájaros cantores, el arrullo de la tórtola se ha oído en los campos. La higuera arroja sus brevas, esparcen su olor las florecientes viñas: ¡levántate, pues, amiga mía, hermosa mía, vente conmigo! ¡Paloma mía en los agujeros de las peñas, en los escondrijos de las rocas! ¡Muéstrame tu faz, suene tu voz en mis oídos! Que tu voz es dulce, y linda tu faz. (La esposa): Mucho me agrada mi amado, y yo a él; yo soy su jardín de azucenas, su esparcimiento; hasta que (por la tarde) decline el día y caigan las sombras, ven (conmigo) por los montes aromáticos como un gamo, como un cervatillo» 1.

Los pasajes siguientes se aplican en la liturgia eclesiástica con preferencia

a la Santísima Virgen María:

«Yo soy la flor del campo y el lirio de los valles. Como azucena entre espinas, así es mi amiga entre las doncellas. — Mío es mi amado y yo soy suya; él apacienta entre azucenas 3.

¿Quién es ésta que va subiendo por el desierto 3 como una columnita de humo, formada de perfumes de mirra y de incienso y de toda suerte de aromas

del mercader de ungüentos? 4

Tu cuello es como la torre de David , ceñida de baluartes, de la cual cuelgan mil escudos, arneses todos de valientes. — Toda tú eres hermosa, amiga mía, no hay defecto alguno en ti 6. — Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada 1.

Hermosa eres, querida mía, y llena de dulzura; bella como Jerusalén, terrible 8 como un ejército en orden de batalla. - ¿Quién es ésta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como

un ejército formado en batalla? º

Es tu cuello como torre de marfil 10. Es tu cabeza como el Carmelo 11, y los cabellos 12 de ella, como púrpura de rey puesta en flecos».

#### El Eclesiástico (Libro de Jesús, hijo de Sirac) 447.

782. El Libro de Jesús, hijo de Sirac, llamado también Eclesiástico, ha recibido el nombre de su autor Jesús (Josué), hijo de un cierto Sirac de Jerusalén 14. Lo escribió en hebreo 14 por los años de 180 a. Cr.; su nieto, del mismo

2, I s. 16.

De este mundo pecador y cargado con la maldición del pecado (cfr. 1s. 31, 1; 40, 3; 41, 18 19; 43, 19 20; Ezech. 20, 35 30) subió ella el día de su Asunción a los cielos.

Terrible a la serpiente infernal y a todos los enemigos de Dios.

Alusión a una torre determinada, revestida de marfil y refulgente, o quiza al trono salomónico de marfil (cfr. núm. 567). - «El marfil, dice san Pedro Damiano (Sermo 44), brilla con maravillosa purcza y se distingue por su gran fortaleza. ¿Pero qué cosa más pura que aquella Virgen, a quien tan ardientemente desean ver los moradores del reino celestial? ¿Y qué cosa hay más fuerte que la fortaleza de la Virgen a quien escogió el Señor por instrumento suyo, para destruir el poder del infierno?

En general, imagen de la belleza espiritual; en particular, el Carmelo (núm. 587) es símbolo de

la elevación, hermosura y riqueza de buenos sentimientos; los cabellos son imagen de la abundancia y

nobleza de pensamientos.

7, 4 s. Eccli. 50, 29; 51, s.

Léese este pasaje en la epístola de la fiesta de la Visitación; describe los primeros pasos del Salvador en el vientre de su Santísima Madre y la primera manifestación del amor divino en el corazón de María y en la casa de Zacarías.

<sup>3, 6.</sup> Es decir, rica sobre toda ponderación en buenas obras, virtudes y merecimientos. Comparanse éstos en la Sagrada Escritura con el incienso aromatico (cfr. Ps. 140, 2; 11 Cor. 2, 15; Philipp. 4, 18; Apoc. 5, 8; 8, 4).
Ornamento de Jerusalén y espanto de los enemigos (cfr. núms. 508 y 508).

<sup>4, 4, 7, 4, 12.</sup> Es decir, cerrado, sellado para el mundo, consagrado al servicio del verdadero Salomon, Jesucristo, pero bello y precioso, como los frutos que nacen en un jardín cuidado con esmero y limpio como el agua de una fuente cristalina.

Eccli. 50, 29; 51, 8.

En 1866 se encontró un manuscrito, procedente de una sinagoga del Cairo, con la mayor parte del texto hebreo que había desaparecido. Véase StL LVII (1902) 526 ss.; Peters, Der jüngst wieder aufgefundene hebrüische Text des Buches Ekklesiastikus untersucht, herausgegehen, übersetzt und mit kritischen Noten versehen (Friburgo 1902). El mismo publicó una edición manual del texto hebreo con glosario hebreo-latino: Liber Ecclesiasticus heb aice (Friburgo 1905). Accrea de la transmisión del libro efr. Herkenne en BSt VI 1/2 (1901), 131 ss. El resultado más importante de la comparación del texto original con las versioges sha sido quedar comprobado que la traducción griega, en la cual descansa la

nombre, lo tradujo al griego para los judíos que hablaban esta lengua, como

dice el prólogo del libro 1.

La primera parte es una colección — análoga a los Proverbios de Salomón — de sentencias, en parte sueltas y en parte eslabonadas, y de enseñanzas y avisos más o menos largos. La segunda parte comprende tres fragmentos: a) una alabanza al Creador <sup>3</sup>; b) alabanzas a los hombres eminentes de la historia patriarcal e israelítica <sup>4</sup>, y c) una exhortación a la sabidura y una oración para conseguirla . - La antigüedad judía tuvo en sumo aprecio este libro, empero lo excluyó del Canon porque no estaba garantizada su Inspiración por ningún testimonio de profeta . La Iglesia lo incluyó entre los Libros Sagrados desde los primeros tiempos; y, por contener un verdadero tesoro de doctrina, utilizase en conferencias, y especialmente como lectura para los neoconversos; de aquí su nombre de Eclesiástico o Libro de la Iglesia,

Entresacamos de la primera parte los siguientes pasajes:

«Toda sabiduria viene de Dios, y con El estuvo siempre y existe antes de tos siglos. — La sabiduría fué creada ante todas las cosas, y la luz de la inteli-gencia existe desde toda la eternidad. El Verbo de Dios en las alturas es la fuente de la sabiduría, y sus corrientes, los mandamientos eternos. — El principio de la sabiduría es el temor del Señor, el cual es criado con los fieles en el seno materno, y acompaña a las mujeres escogidas y se da a conocer en los justos y fieles. — Corona de la sabiduría es el temor del Señor, el cual da paz

cumplida y frutos de salud. El temor del Señor destierra el pecado» 7

«Hijo mío, en entrando en el servicio de Dios, persevera firme en la justicia y en el temor y prepara a tu alma para la tentación. Humilla tu corazón y ten paciencia; inclina tus oídos y recibe los consejos prudentes y no agites tu esplritu en tiempo de la oscuridad. Aguarda con paciencia lo que esperas de Dios. Estréchate con Dios y ten paciencia, a fin de que en adelante sea más próspera tu vida. - Pues al modo que en el fuego se prueba el oro y la plata, así los hombres aceptos se prueban en la fragua de la tribulación. - Contemplad, hijos, las generaciones de los hombres, y veréis cómo ninguno que confió en el Señor quedó burlado. Porque ¿quien perseveró en sus mandamientos que fuese

desamparado? ¿O quién le invocó que haya sido despreciado?» 8. «Escuchad, hijos, los preceptos de vuestro padre, y andad de esa suerte si queréis salvaros. — La bendición del padre afirma las casas de los hijos; pero la maldición de la madre las arruina hasta los cimientos. — Hijo, alivia la vejez de tu padre, y no les des pesadumbres en su vida. — Cuando fueres más grande, tanto más debes humillarte en todas las cosas, y hallarás gracia en el acatamiento de Dios. Porque Dios es el solo grande en poder y El es honrado de los humildes. No te metas en inquirir lo que es sobre tu capacidad, ni en escudriñar aquellas cosas que excedan tus fuerzas, sino piensa siempre en lo que te tiene mandado Dios, y no seas curioso escudriñador de sus muchas obras. El corazón duro lo pasará mal al fin, y quien ama el peligro perecerá en él»."

latina, no se hizo de una manera arbitraria, sino conforme al modelo hebreo, si bien se introdujeron, tanto en el hebreo como en el griego, ciertos aditamentos y variaciones que no alteran la esencia de la doctrina. Cfr. Fuchs, Texthritische Untersuchungen zum hebräischen Ekklesiastikus, en BSt XII

<sup>3</sup> 42, 15-43, 37. <sup>4</sup> Čap. 44-5 <sup>6</sup> Fl. jos., *C. Apion* 1, 8; cfr. núm. 3. 1, 1 4 s. 16 22 27.

<sup>1</sup> Cfr. Kaulen-Hoberg, Ein. II<sup>3</sup> 332 ss.; Schöpfer, Geschichte des AT<sup>4</sup> 689 ss.; Knabenbauer, Comm. in Eccles. (1903); Peters, Das Buch Jesus Si ach (Münster 1913). La expresión griega de que se sirve el traductor griego para determinar la fecha de su llegada a Aleiandría (año 38 del rey Evergetes II). señala una secha posterior a la muerte de este rey; de suerte que la versión había terminado después del 117 a. C. (Peters I. c. XXXIII). — Una versión y explicación popular nos ofrece el P. Leo Keel en su obra: Sirach, crklart für das Christliche Volk (Kempten 1897). W. Müller, Buch Sirach (Rath

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cap. 1-41. El cap. 1 expone la doctrina acerca de la sabiduría; lo mismo 6, 18-37; 14, 21-27 cap. 15; acerca de la sabiduría de Dios en las obras de la Creación tratan cap. 16-31; 18, 1-6; cap. 24; cap. 15; acerca de la sabidurta de Dios en las obras de la Creación tratan cap. 16-31; 18, 1-6; cap. 24; del elogio de la divina Sabiduría, perfección y destino del hombre, cap. 17; de la sabiduría y de la necedad, 21, 12-31; 22, 6-23; de las ocupaciones del sabio, cap 39. Tratan de la amistad 22, 113, 37, 1-6; de la malicia de las mujeres, 25, 17-36; de las mujeres buenas y malas, 26, 12-24; de la mula lengua, 28, 13-30; de la educación de los niños, 30, 1-13; del deseo de los bienes enducos, 31, 1-11; del comportamiento en la mesa, 31, 12-42; 32, 1 ss.; del trato con los demás, 32, 4-28; del verdadero y falso pudor, 41, 19-42, 8; contiene también algunas oraciones para conseguir las virtudes 23, 1-6; para alcanzar la libertad de Israel y la conversión de los gentiles, 36, 1-10.

2 42, 15-43, 37.

4 Cap. 44-50

2 Cap. 51.

<sup>2, 1-3 5 11</sup> S. 3, 2 11 14 20-22 27.

allijo mío, no defraudes al pobre de su limosna, ni vuelvas a otra parte tus ojos por no verle. — Hijo mío, ten cuenta del tiempo y huye del mal. No te avergüences de decir la verdad cuando se trata de tu alma i, porque hay vergüenza que conduce al pecado y hay también vergüenza que acarrea la gloria y la gracia. — Por ningún caso contradigas a la palabra de verdad, y avergüenza de de la mentira en que has caído por tu ignorancia. No tengas vergüenza de confesar tus pecados; mas no te rindas a nadie para pecar. — Pero por la justicia pugna para bien de tu alma; combate por la justicia hasta la muerte, porque Dios peleará por ti contra tus enemigos. No seas precipitado en hablar y remiso y negligente en tus obras. No seas en tu casa como un león, aterrando a tus domésticos y oprimiendo a tus súbditos. No esté tu mano extendida para recibir y encogida 2 para dar» 3.

784. «Del pecado perdonado no quieras estar sin temor, ni añadas pecados a pecados. — No tardes en convertirte al Señor, ni lo difieras de un día

para otron 4.

"La palabra dulce multiplica los amigos y aplaca a los enemigos, y el lenguaje afable vale mucho en un hombre virtuoso. Vive en amistad con muchos; pero toma a uno entre mil para consejero tuyo. Si quieres hacerte con un amigo, sea después de haberle experimentado, y no te entregues a él con ligereza. Porque hay amigo que sólo lo es cuando le tiene cuenta y no perservera tal en el tiempo de la tribu'ación. — Nada hay comparable con el amigo fiel, ni hay peso de oro ni plata que sea digno de ponerse en balanza con la sinceridad de su fe.

— Hijo mío, desde tu mocedad abraza la doctrina, y adquirirás una sabiduría que durará hasta el fin de tu vida. — Porque te costará un poco de trabajo su

cultivo; mas luego comerás de sus frutos» 5.

«No se te haga pesado el visitar al enfermo, pues con tales medios se afirmará en ti la caridad. En todas tus acciones acuérdate de tus postrimerías y

nunca jamás pecarás» 5.

«No pierdas el respeto al hombre en su vejez, pues que de nosotros se hacen los viejos. No te huelgues en la muerte de tu enemigo, sabiendo que todos hemos de morir y no queremos ser por ello objeto de gozo. No menosprecies lo que contaren los ancianos sabios, antes bien hazte familiares sus máximas» .

785. «La soberbia es aborrecida de Dios y de los hombres, y execrable toda iniquidad de las gentes. No hay cosa más detestable que un avaro. No hay cosa más inicua que el que codicia el dinero; porque el tal a su alma misma pone en venta. — El principio de la soberbia del hombre es apostatar de Dios, apartándose su corazón de su Criador. El primer origen de todo pecado es la soberbia; quien en ella perseverase, será colmado de maldiciones, y ella será al fin su ruina» <sup>8</sup>.

«En los días buenos no te olvides de los días malos, y en el día malo acuérdate del día bueno. Porque fácil es a Dios el dar a cada uno en el día de la muerte el pago según sus obras .— No alabes a nadie antes de su muerte, porque al hombre se le ha de conocer en sus hijoso 10.

«El que tocare la pez se manchará con ella; y al que tratare con el soberbio

se le pegará la soberbia» 4.

«Bienaventurado el hombre que no se deslizó en palabra salida de su boca, ni es punzado por el remordimiento del pecado. — ¿Para quién será bueno el que para si mismo es mezquino? Jamás sabrá gozar de sus bienes» 12.

«El que teme a Dios hará buenas obras; y quien observa exactamente la justicia posecrá la sabiduría 13; porque ella le saldrá al encuentro cual madre

No digas una mentira por temor de perder la vida.

No seas avaro.

<sup>4, 1 23-25 30 5 33-36.</sup> 

<sup>5, 5 8.</sup> 6, 5-8 15 18 20.

<sup>7, 39</sup> S.

<sup>8, 7-9.</sup> 

<sup>10, 7-10 14 5.</sup> 

<sup>\* 11, 27</sup> s. En la prosperidad y en la desgracia piensa en la eterna recompensa que comenzará com la sentencia que se ha de pronunciar luego de la muerte de cada uno (cfr. Eccles. 12, 14; Hebr. 9, 27).

11, 30. Sólo el que se mantiene firme hasta la muerte es digno de clogio; y, por regla general,

de la virtud de los hijos se colige la de los padres.

<sup>11 13, 1.</sup> 11 14, 1 5.

El que se esfuerza con celo por adquirir la justicia, llega a conveguirla.

respetable, y cual virgen desposada le recibirá. — No esta bien la alabanza en boca del pecador. — Crió Dios desde el principio al hombre, y dejóle a su libre alvedrio. Dióle además sus mandamientos y preceptos. Si quisieres cumplir sus mandamientos guardando la fidelidad que le agrada, ellos serán tu salvación. Ha puesto delante de ti el agua y el fuego; extiende tu mano a lo que más te agrade. Delante del hombre están la vida y la muerte, el bien y el mal; lo que escegiere le será dadon.

«Así como usa de misericordia, así también castiga; él juzga al hombre se-

gún sus obras» 2.

786. «El que vive eternamente, crió a la vez todas las cosas. Sólo Dios será hallado justo, y El es el rey invencible que subsiste eternamente. ¿Quién es capaz de relerir todas sus obras? ¿O quién puede investigar sus maravillas? Pues, y su omnipotente grandeza ¿quién podrá jamás explicarla? ¿O quién emprenderá el contar sus misericordias? No hay que quitar ni que añadir en elas admirables obras del Señor, ni hay quien pueda comprenderlas. Cuando el hombre hubiere acabado, entonces estará al principio; y cuando cesare, quedará absorto. — Antes de la enfermedad toma el preventivo, y antes del juicio examínate a ti mismo; y así hallarás misericordia en la presencia de Dios. Antes de la dolencia humíllate, y en el tiempo de tu enfermedad haz conocer tu conversión. Nada te detenga de orar siempre; ni te avergüences de hacer buenas obras hasta la muerte, porque la recompensa de Dios durará eternamente. Antes de la oración prepara tu alma, y no quieras ser como el hombre que tienta a Dios. — No te dejes arrastrar de tus pasiones y refrena tus apetitos. Si satisfaces los antojos de tu alma, ella te hará la risa y fábula de tus enemigos» \*.

«El operario dado al vino no se enriquecerá; y poco a poco se arruinará el que desprecia las cosas pequeñas. El vino y las mujeres hacen apostatar a los sabios y desacreditan a los sensatos. El que se junta con rameras perderá toda vergüenza; la podre y los gusanos serán sus herederos; será propuesto por escarmiento y será borrado del número de los vivientes. — ¿Oíste a guna palabra contra tu prójimo? Sepúltala en tu pecho, seguro de que no reventarás. — Es preferible un hombre a quien falta sagacidad y está privado de ciencia, pero timorato, al que es muy entendido, pero traspasa la ley del Altísimo. Hay una

cierta sagacidad que es injustician .

«Es una tacha infame la mentira en el hombre; ella está de continuo en la boca de los malcriados. Menos malo es el ladrón que el hombre que miente a todas horas; bien que ambos a dos tendrán por herencia la perdición» .

787. "Hijo, ¿has pecado? No vuelvas a pecar más; antes bien, haz oración por las culpas pasadas, a fin de que te sean perdonadas. Como de la vista de una serpiente, así huye del pecado; porque si te arrimas a él, te morderá. Sus dientes son dientes de león, que matan las almas de los hombres. Todo pecado es como espada de dos filos: sus heridas son incurables. — El aborrecer la corrección es indicio de hombre pecador, pero el que teme a Dios entrará en sí. — El camino de los pecadores está bien enlosado, pero va a parar en el infierno, en las tinieblas y en los tormentos. El corazón de los fatuos está en su boca, y la boca de los sabios en su corazón. El impío que al demonio maldice , a sí mismo maldice» .

ue Quién pondrá un candado a mi boca y sobre mis labios un sello inviolable, para que no me deslice por su culpa y mo sea mi lengua la perdición

mia?

«No acostumbres tu boca al juramento, porque de ahí vienen muchas caídas. Tampoco tomes continuamente en boca el Nombre de Dios, ni interpongas los nombres de las cosas santas; porque no quedarás libre de culpa, si lo haces.

<sup>15,</sup> I S. 9 14-18.

<sup>16, 8 13.</sup> 

Sin excepción. San Agustín lo entendió de esta manera: «Todo al mismo tiempo», a saber, cuando creó las cosas de la nada, porque en la creación de lo que la Sagrada Escritura llama «cielo y tierra» están comprendidas en cierto modo todas las demás creaciones (creación simultánea).

<sup>18, 1-6 20-23 30 5.</sup> 19, 1-3 10 21 S.

<sup>= 20, 26</sup> s.

<sup>20, 20</sup> s.

El implo no debe echar al diablo la culpa de sus pecados y maldecirle; su maldición se torna contra él mismo, por cuanto voluntariamente se ha hecho esclavo del pecado y del demonio.

<sup>° 21, 1-4 7 11 29</sup> S. 22, 23; cfr. Ps. 140, 3.

- El hombre que jura mucho se llenará de pecados, y no se apartará de su casa la desgracia. — No se acostumbre tu boca al hablar indiscreto, porque siempre va acompañada de la mancha del pecado. — El hombre que deshonra su tálamo conyugal suele decir: ¿Quién hay que me vea? Rodeado estoy de tinieblas, y las paredes me encubren y nadie me atisba; ¿a quién tengo que temer? El Altísimo no se parará en mis delitos. — Y no sabe que los ojos del Señor son mucho más luminosos que el Sol, y que descubren todos los pasos de los hombres y lo profundo del abismo, y ven hasta los más recónditos senos del corazón humano» 1.

788. Tiene especial importancia el capítulo 24, porque en él se introduce, hablando como una persona divina , a la Sabiduría increada y eterna, de la misma manera que en los Proverbios (núm. 777):

«La Sabiduría se hace ella misma su elogio y se honra en Dios y se gloría en medio de su pueblo . — Yo salí de la boca del Altísimo, engendrada primero que existiese ninguna criatura. Yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente 4, y como una niebla cubrí teda la tierra. En los altísimos cielos puse vo mi morada, y el trono mio sobre una columna de nubes. Yo sola hice todo el giro del cielo, y penetré por el profundo del abismo, me paseé por las olas del mar y puse mis pies en todas las partes de la tierra; y en todos los pueblos y en todas las naciones tuve el supremo dominio. Yo sujeté con mi poder los corazones de todos, grandes y pequeños; y en todos esos busqué donde posar, y en la heredad del Señor fijé mi morada . Entonces, el Criador de todas las cosas dió sus órdenes y me habló, el que a mí me dió el ser " y moró en mi tabernáculo º me dijo: Habita en Jacob y sea Israel tu herencia, y arráigate en medio de mis escogidos. Desde el principio y antes de los siglos recibi yo el ser 1º, y no dejaré de existir en todos los siglos venideros; y en el Tabernáculo santo ejercí el culto ante su acatamiento 11. Y así fijé mi estancia en Sión y fue el lugar de mi reposo la Ciudad Santa, y en Jerusalén está el trono mío. Y me arraigué en un pueblo glorioso v en la porción de mi Dios, la cual es su

herencia; y mi habitación fué en el pleno de los santos» 12. «Creci 13 cual cedro sobre el Líbano, y cual ciprés sobre el mente de Sión. Extendí mis ramas como una palma de Cadés 14 y como el rosal plantado en Jericó 18. Me alcé como un hermoso olivo en los campos, y como el plátano

23, 9 S. 12 17 25 S. 28.

24, 1. En 24, 5-8 dice la Sabiduría increada (el Hijo de Dios) que todo sué creado y es regido por él.

Cfr. "Tinieblas cubrían el abismo» (Gen. 1, 2).

<sup>4</sup> 24, 9 10. También a los gentiles se ha manifestado la divina Sabiduría (cfr. núms. 127 y 727).

<sup>7</sup> En Israel, mediante la Revelación sobrenatural.

La sabiduría creada, la Revelación divina.
 En el santo Tabernáculo, construído según el modelo mani-

festado por Dios.

Es decir: Yo que desde la eternidad existía en Dios, quise bacerme hombre en el liempo; a este fin dispuse todas las cosas en la Antigua Alianza. Este eterno y divino consejo de que el Verbo divino se hiciese hombre en el tiempo, y la revelación de la divina Sabiduría en Israel para preparar el cumplimiento, es lo que se llama «ser creado, recibir el ser».

"I También el culto estaba dispuesto por los decretos de la

divina Sabiduría.

 24, 11-16.
 Mediante el desenvolvimiento cada vez mayor y más claro de la divina Revelación.

Según el texto griego: Engaddi, donde también crecía 11

palmera (cfr. núm. 491).

16 Jericó, es decir, «la aromática» (cfr. núm. 406), se distinguía por sus magníficos rosales. — Lo que hoy se llama rosa de Jerico (fig. 81), no es una rosa, sino una planta insignificante



Fig. 81. Rosa de Jericó; a la izquierda, cerrada; a la derecha, abierta

de la familia de las cruciferas, que ni en tiempo de abrirse la flor tiene aroma. Cuando el fruto llega a su madurez, sécase la planta y sus pequeñas ramas se recogen formando un pelotón casi del tamaño del puño. En el agua se abre de nuevo, a veces después de muchos años, de donde le viene el nombre de anastática o flor de la resurrección. Los poseedores de una flor anastática suelen introducirla en agua la noche de Navidad, para que extienda sus ramas. Las betlemitas venden esta planta con el nombre de Kaff-Miriam, mano de María. Según una antigua leyenda brotó la flor al ser pisada por la Virgen Santísima a su huída a Egipto (Fonck, Streifzúge 156 s.).

En algunos lugares, sin embargo, debe entenderse la sabiduría que se comunica a los hombres, especialmente al pueblo judío, por consiguiente la sabiduria creada, es decir, por parte de Dios, la Revelación natural y sobrenatural; por parte del hombre, el pensar y obrar según aquélla. Cfr. ZKTh 1897, 551 s.

en las plazas junto al agua. Como el cinamomo y el bálsamo aromático despedí fragancia. Como mirra escogida exhalé suave olor 1. — Yo extendí mis ramas como el terebinto, y mis ramas llenas están de majestad y de hermosura. Yo como la vid broté pimpollos de suave olor, y mis flores dan frutos de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor hermoso, y del temor, y de la ciencia, y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia, el camino de la verdad ; en mí toda esperanza de vida y de virtud. Venid a mí todos los que os halláis presos de mi amor, y saciaos de mis frutos; porque mi espíritu es más dulce que la miel, y más suave que el panal de miel mi herencia. Se hará memoria de mí en toda la serie de los siglos. Los que de mí comen tienen siempre hambre de mí, y tienen siempre sed los que de mí beben. El que me escucha, jamás tendrá de qué avergonzarse; y aquellos que se guíen por mí, no pecarán. Los que me esclarecen 2, obtendrán la vida eterna» 3.

789. «Dichoso el marido de una mujer virtuosa, porque será doblado el número de su años. - Es una suerte dichosa la mujer buena, suerte que tocará al que teme a Dios y le será dada al hombre por sus buenas obras. — Gracia es sobre gracia la mujer santa y honesta. No hay cosa de tanto valor, que pueda

equivaler a un alma castan 1.

«El que quiere vengarse experimentará la venganza del Señor, el cual tendrá exacta cuenta de sus pecados. Perdona a tu prójimo cuando te agravia, y así, cuando tú implores el perdón, te serán perdonados tus pecados. — Muchos han perecido al filo de la espada, pero no tantos como por culpa de su lengua. -Haz de espinas una cerca a tus orejas y no des oídos a la mala lengua y pon puerta y candado a tu boca. Funde tu oro y tu plata, y haz de ellos una balanza

para tus palabras y un freno bien ajustado para tu boca» 3.

«El que ama a su hijo, le hace sentir a menudo el azote, para hallar en él al fin su consuelo y procurarle que no haya de ir mendigando de puerta en puerta . — ¿Quién es éste y le elogiaremos? porque él ha hecho cosas admirables en su vida. — Halaga al hijo, y te hará temblar; juega con él, y te llenará de pesadumbres. - No le dejes hacer lo que quiera en su juventud y no disimules sus travesuras. Dóblale la cerviz en la mocedad y dale con la vara en las costillas mientras es niño, no sea que se endurezca y va no te crea 7, lo que causará dolor a tu alma. Instruye a tu hijo y trabaja en formarle, para no ser cómplice en su ignominia» 8.

790. «Tú, hijo mío, no hagas cosa alguna sin consejo, y no tendrás que arrepentirte después de hecha. — En todas tus acciones sigue el dictamen fiel de tu conciencia, pues en esto consiste la observancia de los mandamientos. Quien es fiel a Dios, atiende a sus preceptos, y el que confia en él, no padecerá menoscabo alguno» 1.

«Sé perfecto en todas tus cosas. — La ociosidad es madre de muchos vicios. Si tienes un siervo fiel, cuida de él como de ti mismo; trátale como a un

hermano, pues le compraste a costa de tu sangre» 10.

«Como el que se abraza con una sombra y persigue al viento, así es el que atiende a sueños engañosos. Porque muchos fueron inducidos a error por los sueños, y se perdieron por haber puesto en ellos su confianza» 11.

La oración del humilde traspasa las nubes y no reposa hasta acercarse al

Altísimo, del cual no se aparta hasta tanto incline hacia él los ojos» 12.

Los que me dan a conocer a los demás (por medio de la predicación o enseñanza) (cfr. Dan. 12,

Cfr. núm. 193.

a 24, 17-20 22-31. Este pasaje, como los de Baruch, 3, 37 s. y Prov. 8 (cfr. núms. 685 y 777), se refiere a la Sabiduría increada, como segunda Persona y Revelacción divina. La Iglesia aplica este pasaje directamente a la Madre del Verbo encarnado. El pasaje 14-20 se lee en la epístola de la fiesta de la aurectamente a la matire del verno encarnado. El pasaje 14-20 se lee en la epistola de la nesta de la Asunción; en esta solemnidad se acostumbra bendecir flores y plantas, símbolos de las sublimes virtudes de María, y en memoria de una antigua tradición, según la cual al tercer día de su muerte fué encontrado vacío su sepulcro, del cual salía un suavisimo perfume como de preciosísimas flores y plantas (cfr. S. Ioann. Damasc., Hom. 2 in dormit. Deipar. 18; Migne, P. gr. XCVI, núm, 18). En las festividades de Nuestra Señora del Carmen y del Dulcísimo Nombre de María se lee v. 23-31 en la epístola.

<sup>4 26, 1 3 19</sup> s.

<sup>4 28, 1</sup> S. 22 28 S.

<sup>\*</sup> Para mendigar.

<sup>7</sup> Y no te obedezca.

<sup>\* 30,</sup> I 9 II-13.

<sup>\* 32, 24 27</sup> s. \* 33, 23 29 31. \* 34, 27. Acerca de las visiones en sueños véase núms. 147 y 192. \* 35, 21.

«Comunica 1 de continuo con un varón piadoso, del cual sepas tú que es temeroso de Dios. — El alma de un varón piadoso 2 descubre algunas veces la verdad, mejor que siete centinelas a apostados en un lugar alto para ata-

"Honra al médico porque lo necesitas, pues el Altísimo es el que lo ha hecho. - El Altísimo es quien crió de la tierra los medicamentos, y el hombre

prudente no los desecha» .

791. «El sabio investiga la ciencia de los varones ilustres y estudia los profetas. — El acostumbra a despertarse de madrugada para levantar su corazón al Señor, su Creador, y orar en la presencia del Altísimo. Abrirá su boca para orar y pedir perdón de sus pecados. Y si aquel sumo Señor quisiere, le llenará del espíritu de inteligencia 6. Entonces fluirán de su boca como lluvia las máximas de su sabiduría, y en su oración ensalzará al Señor». «Una molestia grande es innata a todos los hombres, y un pesado yugo abru-

ma a los hijos de Adán, desde el día que salen del vientre materno, hasta el día de su entierro en el seno de la común madre. — Así acontece al que está sentado sobre glorioso trono y al que yace por tierra y en la ceniza. Las riquezas y el valor engrandecen el corazón, pero más que estas cosas el temor del Señor. Al que tiene el temor de Dios nada le falta y con él no hay necesidad de otro

auxilio» 8.

«¡Oh muerte, cuán amarga es tu memoria para un hombre que pone su felicidad en las riquezas, para el hombre que vive en paz y a quien todo sale a medida de sus descos, y que aun puede disfrutor de los manjares! ¡Oh muerte! tu sentencia es dulce al hombre necesitado y falto de fuerzas.—Ten cuidado de tu buena reputación; porque esa será tuya, más establemente que mil grandes y preciosos tesoros. La buena vida se cuenta por días, pero el buen nombre permanece para siempre» 1.

792. Transcribimos a continuación unos pasajes de la segunda parte !"; y sea el primero de la alabanza del Creador !!:

«Ahora traeré yo a la memoria las obras del Señor, y declararé lo que he visto. Por la palabra del Señor existen y fueron hechas sus obras. — ¡Oh cuán amables son todas sus obras! y eso que lo que de ellas podemos comprender

viene a ser como una centella» 12.

«Hermosura de lo alto es el firmamento; la forma misma del cielo ¡cuán hermosa de ver! — Contempla el arco iris y bendice al que lo hizo; es muy hermoso su resplandor. Ciñe el cielo con el cerco glorioso; las manos del Altísimo son las que lo han formado. — Aunque mucho queramos decir, fáltannos las palabras; mas la suma de cuanto se puede decir es: Que El está en todas las cosas. Para darle gloria ¿qué es lo que valemos nosotros? Pues siendo Todopoderoso es superior a todas sus obras. — Bendecid al Señor, ensalzadle cuanto podáis, porque superior es a toda alabanza» 13.

De los elogios de los varones ilustres hemos tenido ocasión de hacer extractos en diferentes lugares de nuestra obra !!; séanos permitido añadir aquí un rasgo tan sólo, muy agradable, de los escasos que nos han quedado de esta época: el elogio del sumo sacerdote Simón II, hijo v sucesor de Onías II (hacia el año 200 a. Cr.):

<sup>1</sup> Cuando quieras consejo.

Que escucha las inspiraciones de Dios. Los maestros más sabios,

<sup>4 37, 15 18.</sup> 

<sup>38, 1 4.</sup> 

La sabiduría verdadera y celestial es fruto de la oración. Cfr. Iac. 1, 5; 3, 17.

<sup>39, 2 6 7-9.</sup> 

<sup>40, 1 3 26</sup> s.

<sup>41, 1-3 15</sup> s. Cap. 42-51.

<sup>42, 15-43, 37.</sup> 

<sup>42, 15 23; 43, 29,</sup> Iob. 26, 14.

<sup>13 43,</sup> I 12 S. 29 S. 33. Cap. 44-50. Se nombran Henoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moises, Aarón, Fineés, Josué, Caleb, los Jucces, Samuel, Natán, David, Salomón, Elías, Eliseo, Ezequías, Isaías, Josías, Ezequiel, los Doce P. ofetas, Zorobabel, Josué hijo de Josedec, Nehemías, Henoc, José, Set, Sem, Adán, Simón hijo de Onías. Cír. los datos feferentes a estas personas en la parte histórica de esta obra.

«Simón, hijo de Onías, sumo sacerdote, durante su vida levantó de muevo la casa del Señor, y en sus días restauró el Templo. Elevó también la altura del Templo, el cdificio doble y los altos muros del Templo. En sus días rebasaron las albercas, las cuales se llenaron sobremanera como un mar 1. Este cuidó de su pueblo y le libró de la perdición. Consiguió engrandecer la ciudad, y era reverenciado cuando aparecía en medio de su pueblo. Ensanchó la entrada del Templo y atrio. Como el lucero de la mañana entre tinieblas, y como la luna llena, y como el sol refulgente, así brillaba él en el templo de Dios. Como el arco iris, que resplandece en las transparentes nubes, y como la flor de la rosa en tiempo de primavera, y como las azucenas junto a la corriente de las aguas, y como el árbol del incienso que despide fragancia en tiempo del estío; como luciente llama y como incienso encendido en el fuego; como un vaso de oro macizo adornado con piedras preciosas; como un olivo fructífero, como un ciprés que descuella, tal parecía Simón cuando se ponía el manto glorioso y se revestía de todos los ornamentos de su dignidad»

«Cuando subía al altar santo, hacía honor al Santuario; cuando recibía de las manos de los sacerdotes una parte de la hostia, estando él en pie junto al altar, circuído del coro de sus hermanos, asemejábase a un alto cedro del monte Líbano. Como los renuevos que rodean la palmera, así todos los hijos de Aarón en su derredor, vestidos de sus ornamentos. Los cuales tenían en sus manos la oblación que había de ofrecerse al Señor en presencia de toda la asamblea de Israel; y él, consumado el sacrificio, para hacer más solemne la ofrenda al Rey altísimo, extendía la mano para hacer la libación y derramaba la sangre de la uva, esparciéndola al pie del altar en olor suavísimo al altísimo Príncipe. Entonces los hijos de Aarón alzaban su clamor, empezaban a tocar las trompetas repujadas, y hacían sonar sus voces en alabanza de Dios. Todo el pueblo a una se postraba de repente sobre su rostro en tierra para adorar al Señor Dios suyo, y ofrecer sus plegarias al altísimo Dios omnipotente. Y alzaban sus voces los cantores, y el Templo se llenaba de los sonidos de la dulce melodía . Y presentaba el pueblo sus preces al Señor altísimo, hasta que quedaba terminado el culto de Dios, y ellos acababan las sagradas funciones. Entonces bajaba 5 el sumo sacerdote y extendía sus manos hacia toda la congregación de los hijos de Israel, para dar gloria a Dios con sus labios y celebrar su Nombre 6. Y segunda vez repetía su oración 7, deseoso de dar a conocer el poder de Dios» 8.

### El Libro de la Sabiduría

(hacia 200 a. Cr.)

794. El Libro de la Sabiduria ha recibido este nombre de su contenido, análogo al de los Proverbios de Salomón y al Eclesiastés; trata, como éstos, de la sabiduría divina, y de la humana, procedente de aquélla y grata a Dios. Los judíos no lo admitieron en su Canon 9

La primera parte (cap. 1-9) trata de la sabiduría en general, su naturaleza, origen y frutos, y exhorta a trabajar por conseguirla; la segunda parte (capítulos 10-10) describe el gobierno de la Sabiduría divina en la historia de Israel. -El libro se escribió en griego. Así lo dice expresamente san Jerónimo 10 v lo demuestran muchas expresiones y giros griegos del libro. En la Iglesia primitiva se atribuyó éste a Salomón, probablemente porque los tres libros del mismo, el Eclesiastés v la Sabiduría se comprendían en el uso litúrgico bajo la denominación de Sabiduría de Salomón 11, porque tiene gran parecido con los es-

<sup>1</sup> Tanto se esmeró en la traída de aguas.

Es decir: En su tiempo recobró el culto su antiguo esplendor y el pueblo se volvió a la picdad. · Los sacerdotes y levitas.

Del altar.

Para dar la bendición pontifical (Num. 6, 23; cfr. núm. 331). La acción de gracias que iba unida a la bendición. Toda esta descripción nos representa a la vez el culto que se celebraba el sábado en el Templo.

 <sup>50, 12-23.</sup> Cfr. núm. 3.
 Præf. in Libr. Salom.

<sup>11</sup> Cfr. núm. 775.

critos salomónicos y porque aparece Salomón hablando en los capítulos 7, 8 y 9. Mas para evitar todo error, san Agustín y san Jerónimo hicieron desaparecer del título el nombre de Salomón. Que Salomón no es su autor se demuestra por la circunstancia de estar escrito en griego, y porque alude a las opiniones de los sabios posteriores 1 y a la mitología griega 2. Lo más probable es que el libro se escribiera en Egipto bajo Ptolomeo IV Filopator, único Ptolomeo que persiguió a los judíos 4, hacia el 200 a. Cr. Su objeto era confortar en la fe y en la virtud a los judíos que se encontraban entre infieles perseguidores, idólatras y apóstatas. El haber calificado el libro de salomónico e introducido en él hablando a Salomón, significa que el Rey Sabio era en cierto modo el representante y el orador autorizado de la sabiduría divina viviente en Israel 4.

795. Dignas de notar son principalmente las sentencias que siguen: almad la justicia, vosotros, los que juzgáis 3 la tierra. Sentid bien del Señor 6 y buscadle con sencillez de corazón, porque los que no le tientan 7 le hallan, y se manifiesta a aquellos que en él confían. Pues los pensamientos perversos apartan de Dios; pero el poder (divino) puesto a prueba castiga a los necios. Porque no entrará en alma maligna la sabiduría, ni habitará en el cuerpo sometido al pecado; porque el santo espíritu de la disciplina huye de las ficciones y se aparta de los pensamientos desatinados, y se ofende cuando sobreviene la iniquidad. El espíritu de la sabiduría es ciertamente bueno, pero no deja sin castigo los labios del maldiciente; porque Dios ve los riñones 8 y es-

cudriña sin engaño el corazón y entiende su lenguaje. Porque el Espíritu del Señor llena todo el orbe; y como comprende todas las cosas, tiene conocimiento

de todos los sonidos. Por eso, el que habla cosas malas no puede esconderse ni escapará del juicio vengador» 4.

Guardaos, pues, de la murmuración, la cual de nada aprovecha, y refrenad la lengua de toda detracción, porque ni una palabra dicha a escondidas se irá por cl'aire; y la boca mentirosa da la muerte al alma 10. No os afanéis en acarrearos la muerte con el descamino 11 de vuestra vida, ni os granjeéis la perdición con las obras de vuestras manos. Porque no es Dios quien hizo la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Criólo todo a fin de que subsistiera;

3 Cfr. núm. 725 s.

Príncipes y reyes.
 Pensad que El es un juez justo y omnisciente.

11 Es decir, por el pecado que mata el alma.

Sup. 2, 1 S. 1, 14; 16, 11 13; 19, 20.

Para estudiar en todos sus pointenores el Libro de la Sabiduria, véase Gutberlet, Das Buch der Weisheit, übersetzt und erklart (Münster 1874) 1-58; ZKTh 1898, 417 ss.; Cornely, Comm. in lib. Sapientiæ (París 1910); Heinisch, Das Buch der Weisheit (Münster 1912). Los aerrores históricos» que premite (rans 1910); Heinsell, Das Buch aer Weishel (Mullett 1912). Los actiones allas cuales rectamente, desaparecen aquéllos. Cfr. núm. 244 y Kaulen-Hoberg, Ein. H<sup>o</sup> 330. «Se afirma, además, que el Libio de la Sabiduria encierra ideas platónicas o doctrinas de la escuela alejandrina. Pero debe tenerse en cuenta que también los filósofos y maestros gentiles han enseñado doctrinas que son asunto de la divina Revelación (es decir, que están contenidas en la Revelación). Ahora bien, entraba en los planes de la divina providencia que el Espíritu Santo se sirviese también de instrumentos formados en la filosofía griega; no hay inconveniente en admitir que éstos dejaran traslucir su ideología en la expresión griega griega; no nay inconveniente en admitir que estos dejaran trassituri su indecoga en la expresson griega del Libro de la Sabiduría, pero empleando los términos no en sentido pagano, sino en su verdadera significación (KI. XII 1284). Los estudios de Heinisch (Die griech. Philosophie im Buche der Weisheit I Alttest. Abhandl. 1 4, Münster 1908; cfr. Griechische Philosophie und AT, d.1 mismo, en BZF VI 6/7 y VIII 3) conducen a la siguiente conclusión: «No se puede aducir un solo argumento sólido para afirmar que el autor del Libro de la Sabiduría profundizase en el sistema (de la filosofía griega) o hubiese leído alguna obra clásica de filosofía. Lo que en él encontramos de ciencia filosofica griega, se reduce a algunas palabras y a ciertos giros que mucho tiempo antes habían salido de las escuelas y penetrado en el público preocupado por la cultura, una ciencia que entonces era muy fácil de adquirir. De donde las expresiones filosóficas no se emplean en la Sabiduría en el significado técnico que tenfan ne el sistema filosófico de donde procedían... Todavía se justifica menos la opinión, muy extendida hoy, de haber el hagiófrafo sacrificado algunos puntos dogmáticos del Antiguo Testamento. Por el contrario, hemos podido comprobar que en sus doctrinas no se encuentra una que sea contraria a la fe recibida de sus antepasados. Las cosas nuevas que expone en sus especulaciones acerca de la Sabiduría y en la escatología, no significan una ruptura con las ideas del Antiguo Testamento, ni niegan verdad alguna bíblica, sino son un desarrollo de éstas; y el haber sido admitidas por el Nuevo Testamento es una prueba de que el hagiógrafo fué asistido por la divina Inspiración al componer su obra. Y cuando al exponente la Paralación sa circa cantidas vares de términos filoróficos en la componer su obra. Y cuando al componer su obra en esta des formes proprietas de la componer su obra. pracoa ue que el nagiografo que asistido por la divina inspiración al componer su obra. Y cuando al exponer la Revelación se sirve repetidas veces de términos filosóficos, no hace más que dar forma nueva a pensamientos del Antiguo Testamento». — Cfr. Klasen, Die atl Weisheit und der Logos der jüdischellexandrinischen Philosophie auf historischer Grundlage in Vergleich gesette (Friburgo 1871); Kath 1875 1 325 ss.; Kaulen-lloberg, Einl. 11 326 ss. — Acerca de los antropomorfismos del Libro de la Sabidurla vénse Kath 1875 11 225. Acerca de la relación del Libro de la Sabiduría con el Ecclesiastés de Salomón véese Kath 2011 a con Halisierb. de Salomón, véase Kath 1910, 1 32 ss. (Heinisch).

Los que no le irritan con sus pecados e incredulidad.

Los pensamientos más recónditos.

1, 1-8.

Echa a perder sus alma y se condena a sí mismo a la muerte eterna.

saludables hizo él las cosas que nacen en el mundo; nada había en ellas de ponzoñoso ni nocivo 1; el infierno no reinaba en la tierra. Puesto que la justicia es perpetua e inmortal» ...

796. "Los impios discurren falsamente en su interior y dicen: Corto y lleno de tedio es el tiempo de nuestra vida; no hay consuelo en el fin del hombre, ni se ha conocido nadie que haya vuelto de los infiernos.—Venid, pues, y gocemos de los bienes presentes; apresurémonos a disfrutar de las criaturas mientras somos jóvenes.—Coronémonos de rosas antes que se marchiten; no haya prado donde no dejemos las huellas de nuestra intemperancia. Sea nuestra fuerza

la ley de la justicia, pues lo flaco de nada sirve» . «Armemos, pues, lazos al justo », visto que no es de provecho para nosotros y que es contrario a nuestras obras y nos echa en cara los pecados contra la Ley y nos desacredita divulgando nuestra depravada conducta. Protesta tener la ciencia de Dios y se llama a si mismo hijo de Dios. Se ha hecho el censor de nuestros pensamientos. Ni aun su vista podemos sufrir, porque no se asemeja su vida a la de los demás y sigue una conducta muy diferente. Nos mira como a gente frívola y ridícula, se abstiene de nuestros usos como de inmundicias, prefiere lo que esperan los justos en la muerte y se glorían de tener a Dios por padre. Veamos ahora si sus palabras son verdaderas; vamos a probar lo que ha de acontecer, y sabremos cuál será su paradero. Que si es verdaderamente hijo de Dios, Dios le tomará a su cargo y le librará de las manos de sus adversarios. Tentémosle con afrentas y tormentos, para conocer su resignación y probar su paciencia. Condenémosle a la muerte más insame, pues que, según sus palabras, será él atendido. Tales desatinos pensaron, cegados de su propia malicia. Y no entendieron los misterios de Dios, ni creveron que hubiese galardón para el justo, ni hicieron caso de la gloria reservada a las almas santas 6. Porque Dios crió al hombre para la inmortalidad y formóle a su imagen y semejanza; mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y le imitan 7 los que son de su bando» 8.

797. «Las almas, empero, de los justos están en la mano de Dios, y no llegará a ellas el tormento de la muerte. A los ojos de los insensatos parece que mueren, y su tránsito se mira como una desgracia, y como un aniquilamiento su partida de entre nosotros; mas ellos, a la verdad, reposan en paz. Y si delante de los hombres padecen tormentos, su esperanza está llena de la inmortalidad. Su tribulación es ligera y su galardón grande , porque Dios los prueba y hállalos dignos de sí. Pruébalos como el oro en el crisol y los acepta como víctima de holocausto, y a su tiempo se les dará la recompensa. Brillarán los justos como centellas que discurren por un cañaveral 10. Juzgarán a las naciones v dominarán a los pueblos, y el Señor reinará con ellos eternamente» 11.

a¡Oh cuán bella es una generación casta con esclarecida virtud! Inmortal es su memoria, y en honor delante de Dios y de los hombres. Cuando está presente la imitan, y cuando se ausenta la echan de menos 12; y coronada triunfa eterna-

Todo cuanto Dios creó, era tueno en sí mismo, y nada había nocivo al hombre antes del pecado
 1, 11-15. A la justicia original iban unidos la inmortalidad y el derecho a la eterna f dicidad (cfr. núm. 57); ambas prerrogativas recobra el hombre al conseguir de nuevo la justicia.

No nos privemos de ninguna flor, es decir, de ningún placer terreno.

Estas palabras no encierran una profecía propiamente dicha, sino una descripción intuitiva de lo que los emplos» hacen al ejusto». El justo representa aquí a los justos (como v. 10 el pobre, la viuda), que se nombran en 2, 22; 3, 1 y se designan también con el nombre de hijos de Dios en 9, 7; 12, 19 20 21; 16, 21; 18, 4 13. Pudiera, sin embargo, esta palabra personifica al pueblo de Dios, perseguido y oprimido por los gentiles; de él habla el mismo Dios como de hijo suyo (Exod. 4, 22); también el y oprimido por los gentiles; de él habla el mismo Dios como de hijo suyo (Exod. 4, 22); también el justo (ortodoxo), que tiene a Dios por padre (loann. 8, 49), es odiado, como tal, por los incrédulos. Pero en quien con más perfección se cumplen estas palabras es en el Mesías, el Justo de los justos, descrito tantas veces por los profetas. De él se dice con propiedad que se l'ama a si mismo Hijo de Dios y que revela los pensamientos, etc. Este ejustos aparece en los libros del Actiquo Testamento como paciente (por ejemplo, Ps. 21; Is. 53; Zach. 11, 12; 12, 10) y como Hijo de Dios (cfr. Ps. 2, 7; Is. 7, 14; 0, 6). En este sentido puede entenderse y justificarse la interpretación de los santos Padres (cfr. Matth. 9, 4; 33, 25 ss., 27, 43) Gutberlet, Das Buch der Weisheit 35; Cornely es de otro parecer.

\* Su recompensa, la eterna felicidad.

Su recompensa, la eterna felicidad.

<sup>6 2, 12-25</sup> Persiguiendo a los justos.

En la vida eterna (cfr 6 ss.), pero a veces aun en la presente.

Higura de la actividad de los justos en el día del juicio, como jueces de los implos (cfr. Matth. 19, 28; I Cor. 6, 2 s.)

<sup>11</sup> t, 1-8
12 Su vida invita a la imitación, y, después de muertos, se echan de menos con dolor sus admirables ejemplos.

quente, ganando el promio en los combates por la castidad.--Mas el justo, aunque sea arrebatado de muerte prematura, está en lugar de refrigerio. Porque no hacen venerable la vejez los muchos días, ni los muchos años; sino que la prudencia del hombre suple por las canas, y es edad anciana la vida inmaculada. Porque agradó a Dios, fué amado de él; y como vivía entre los pecadores, fué trasladado a otra parte 1. Fué arrebatado porque la malicia no alterase su modo de pensar, ni sedujesen su alma las apariencias engañadoras. Habiendo acabado temprano, alcanzó largos años» 2.

798. Entonces los justos 3 se presentaron con gran valor contra aquellos que los angustiaron y robaron sus fatigas . A cuyo aspecto se apoderará de éstos la turbación y un temor horrendo; y asombrarse han de la repentina salvación que ellos no esperaban; y arrepentidos y arrojando gemidos de su angustiado corazón, dirán dentro de sí: Estos son los que en otro tiempo fueron el blanco de nuestros escarnios, y a quienes proponíamos como un ejemplar de oprobio, ¡Insensatos de nosotros! Su vida nos parecía una necedad y su muerte una ignominia. Mirad cómo son contados en el número de los hijos de Dios y cómo su suerte es con los santos. Luego descarriados hemos ido del camino de la verdad; no nos ha alumbrado la luz de la justicia, ni para nosotros ha nacido el sol de la inteligencia. Nos hemos fatigado en seguir la carrera de la iniquidad y de la perdición, andado hemos por senderos fragosos a sin conocer el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido la soberbia? O ¿qué provecho nos ha traído la vana ostentación de nuestras riquezas? Pasaron como sombra todas aquellas cosas, y como mensajero que va en posta; o cual nave que surca las olas del mar, de cuyo paso no hay que buscar vestigio, ni la estela de su quilla en las olas; o como ave que vuela al través del aire, de cuyo vuelo no queda rastro ninguno; porque sólo se oye el sacudimiento de las alas cuando azota el ligero viento y lo corta con la fuerza de su vuelo abriéndose camino por el ambiente, mas no deja detrás de si señal ninguna de su rumbo; o como una saeta disparada contra el blanco corta el aire, y luego éste se reúne, sin que se conozca por dónde aquélla pasó. Así también nosotros, apenas nacidos, dejamos de ser; y ciertamente ninguna señal de virtud pudimos ostentar, y nos consumimos en nuestra maldad. Así discurren en el infierno los pecadores.—Al contrario, los justos vivirán eternamente, y su galardón está en el Señor, y el Altísimo tiene cuidado de ellos. Por tanto, recibirán de la mano del Señor un reino magnífico 6 y una brillante diadema; los protegerá con su diestra y con su santo brazo los defenderá» 7.

Son particularmente importantes los capítulos 7 y 8, porque en ellos se describe la Sabiduría divina como a persona divina

«Por esto deseé vo la inteligencia y me fué concedida; e invoqué el espíritu de la sabiduría y se me dió. Y la preferí a los reinos y tronos, y en su comparación tuve por nada las riquezas, ni parangoné con ella las piedras preciosas; porque todo el oro, respecto de ella, no es más que una menuda arena, y a su vista, la plata será tenida por lodo. La amé más que la salud y la hermosura; y propuse tenerla por luz, porque su esplendor es inextinguible. Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, y he recibido por su medio innumerables riquezas. Y gozábame en todas estas cosas, porque me guiaba esta sabiduría; e ignoraba vo que ella fuese madre de todos estos bienes. Aprendíla sin ficción, y la comunico sin envidia, ni encubro su valor; pues es un tesoro infinito para los hombres, que a cuantos se han valido de él, los ha hecho partícipes de la amistad de Dios y recomendables por los dones de la doctrina» 10. «Porque en ella 11 tiene su morada el espíritu de inteligencia, santo, simple 12,

<sup>1</sup> Alusión a Henoc (cfr. Hebr. 11, 5; núm. 86).

<sup>4,</sup> I S. 7-II.

En el Juicio Final.
 Darán la cara a los implos que intentaron en la tierra desbaratar sus trabajos y esfuerzos. Servir al mundo y dejarse llevar de sus placeres es durísima esclavitud, mientras que el servicio de Dios hace feliz y libre al hombre (cfr. Ioann. 8, 36; Matth. 11, 29).

6 Cfr. Matth. 25, 34; Luc. 22, 29; 11 Petr. 1, 11.

<sup>7</sup> S, 1-14 16 S.
8 Como en Prov. 8, Baruch 3, 37 38, Eccli. 24 (núm. 790).

Salomón, en cuyo nombre habla el autor del libro (cfr. III Reg. 3, 5 ss.; núm 557 s.).

<sup>...</sup> Hasta aquí pinta a la divina Sabiduría tal cual se manificsta al hombre, especialmente en la En sí misma. L'velación; en lo que sigue se la describe en su propia esencia.

multiforme 1, sutil 1 elocuente 2 ágil 1 inmaculado 1 infalible 1 suave, amante del bien, perspicaz, irresistible, benéfico, amador de los hombres, benigno, estable 7, constante, seguro 7, que todo lo puede, todo lo prevé 9 y que abarca en sí todos los espíritus 10, inteligente, puro y sutil 11. Pues la sabiduría es más ágil que todas las cosas que se mueven, y alcanza a todas partes a causa de su pureza. Porque ella es una exhalación de la virtud de Dios, y una pura emanación de la gloria del Omnipotente; de donde no cabe en ella cosa manci-Ilada. Porque es el resplandor de la luz eterna, y un espejo sin mancilla de la majestad de Dios, y una imagen de su bondad 12. Y con ser una sola, lo puede todo; y siendo en sí inmutable 18, todo lo renueva, y se derrama por las naciones entre las almas santas, formando amigos de Dios y profetas. Porque Dios solamente ama al que mora con la Sabiduría. La cual es más hermosa que el sol, y sobrepuja a todo el orden de las estrellas, y si se compara con la luz, le hace mucha ventaja. Porque a la luz sigue la noche; pero la malicia jamás prevalece contra la Sabiduría» 14.

Ella, pues, abarca fuertemente de un cabo a otro todas las cosas y las ordena todas con suavidad. A ésta amé yo 15 y busqué desde mi juventud, y procuré temarla por esposa mía, y quedé enamorado de su hermosura. Realza su nobleza la estrecha unión que tiene con Dios, y además el mismo Señor de todas las cosas la ama; siendo como es la maestra de la ciencia de Dios y la directora de sus obras 16.—Y si alguno ama la justicia, fruto son (de la Sabiduría) las grandes virtudes 17, por ser ella la que enseña la templanza, la prudencia y la justicia y la fortaleza, que son las cosas más útiles a los hombres en esta vida 18. — Ya de niño era yo 10 de buen ingenio, y me cupo en suerte una buena alma 20. Y creciendo en la bondad, pude conservar inmaculado mi cuerpo 21. Y luego que llegué a entender que no podría ser continente si Dios no me lo otorgaba-el saber de quién venía este don, era ya efecto de la Sabiduría-,

acudí al Señor √ lo pedí con fervor diciendo de todo mi corazón 22 :

Oh Dios de mis padres y Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas por medio de tu palabra, dame aquella Sabiduría que asiste a tu trono, y no quieras excluirme de tus hijos.—Envíala de tus santos cielos y del solio de tu grandeza, para que esté conmigo y conmigo trabaje, a fin de que sepa yo lo que te place.-Porque tímidos son los pensamientos de los mortales, e inciertas nuestras providencias; pues el cuerpo corruptor apesga el alma, y este vaso de barro deprime la mente, ocupada en muchas cosas. Difícilmente llegamos a formar concepto de las cosas de la tierra; y a duras penas entendemos las que tenemos delante de los ojos. ¿Quién podrá, pues, investigar aquéllas que están en los cielos?» 21

En sus efectos.

Penetrándolo todo.

En aquellos por cuya boca habla.

Porque inclina a la actividad.

Se comunica sólo a los corazones puros.

🖖 Es la verdad misma.

De la perseverancia en el tion.

' Excluye toda duda.

Y dispone para la salud eterna.

Penetrándolos y llenándolos con su irteligencia e ingenio.

Estas cualidades se refieren en primer término a la Sabidurta divina (es decir, al Hijo de Dios) y al Espiritu Santo, que obra por ella y con ella. Pero la divina Sabiduría comunica estas propiedades también a los hombres que le sirven con celo. De donde toda esta pintura de la divina Sabiduría la aplica la Iglesia (núm. 788) a la Madre de Dios, Madre de la divina gracia, trono de la Sabiduría, Virgen sapientisima, que refleja como ninguna otra criatura los lulgores de la Sabidursa y santidad divinas. Cfr. Schäser, Die Gottesmulter in der Heiliger Schrift? (Münster 1901) 97 8.

San Pablo y san Juan emplean expresiones cesi idénticas (véase Hebr. 1, 3; Col. 1, 15; Ioann. 1, 1-3; 8, 12; I Ioann. 1, 5) al hablar del Hijo unigénito de Dios. Cfr. Schmid, Das Buch der Weisheit

" No dividiéndose, afirmando su personalidad.

14 7. 22-40.

Salomón.

16 Enseña a poner por modelo a Dios. "Inclina al hombre a virtudes heroicas.

Denomínanse virtudes cardinales, es decir, principales o fundamentales, porque las demás descansan en ellas; las demás son, como si dijéramos, sustentadas por ellas.

Salomón.

Un temperamento inclinado al bien. A medida que crecía en sabiduría, concedióseme el don de la continencia.

28, 1-4; 19-21

9, 1 4; 14-16.

En la segunda parte se describe el gobierno de esta Sabiduria divina en la historia de los Patriarcas y de Israel !:

Enséñanos primero que esta sabiduría dotó esplendidamente a nuestro primer padre y lo levantó de su pecado, libró a Noé del diluvio, escogió a Ibraham, sacó a Lot de Sodoma, dirigió los destinos de Jacob y de José y libertó a Israel por mano de Moisés 1. Esta divina Sabiduría 1 guió a Israel por el desierto y se mostró maravillosa socorriendo y visitando a los israelitas, castigandoles sólo como a niños, y juzgando a los egipcios como a impíos: «Para que conociesen cómo por aquellas cosas en que uno peca, por esas mismas es atormentado.—Pero tú tienes misericordia de todos 1/2 por lo mismo que todo lo puedes, y disimulas los pecados de los hombres, a fin de que hagan penitencia. Porque tú amas cuanto tiene ser, y nada aborreces de todo lo que has hecho; que si alguna cosa aborrecieras, nunca la habrías ordenado ni hecho.— Pero tú eres indulgente para con todos, porque tuyas son todas las cosas, oh Señor, amador de las almas» "...

a¡Oh cuán benigno y suave es, oh Señor, tu Espíritu en todas las cosas!»7 Demuéstrase esto en la longanimidad e indulgencia de Dios para con sus enemigos, especialmente los canancos, y mayores aún para con los israelitas \*.

Descríbese después la locura de la idolatría, su origen y espantosas consecuencias <sup>9</sup>.—Luego demuestra, con el ejemplo del castigo de los egipcios y de las gracias y suaves amonestaciones de Israel, de cuán distinta manera trata Dios a los idólatras y a los verdaderos adoradores del Señor 10. He aquí algunos pasajes: «Porque el conocerte a ti es la perfección de la justicia, y el conocer tu justicia y poder es la raíz de la inmortalidad» 11.

«Mas no duró siempre tu enojo 12, sino que fueron aterrados per un breve tiempo para escarmiento, recibiendo luego una señal de salud 11, para recuerdo de los mandamientos de tu Ley. A la cual insignia quien miraba, quedaba sano, no por virtud del objeto que veía, sino por ti, oh Salvador de todos.—Al contrario, alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles y le suministraste del cielo un pan aparejado sin fatiga suya, que contenía en sí todo deleite y la suavidad 14 de todos los sabores» 15.

«Entonces ellos (los egipcios), que a ninguna cosa creían (por engaño de los hechiceros) 16, luego que acaeció el exterminio de los primogénitos, reconocieron que aquél era el pueblo de Dios 17. Y cuando apacible silencio las cosas envolvía, y la noche se hallaba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, rasgando los cielos, saltó de súbito desde tu real trono cual terrible campeón en medio de la tierra condenada al exterminio» 18.

aSeñor, en todo y por todo engrandeciste y honraste a tu pueblo, ni te desdeñaste de asistirle en todo tiempo y en todo lugar» 11. -- Así acaba este hermoso libro sus exhortaciones al amor de la Sabiduría y al inquebrantable mantenimiento de la fidelidad a Dios y a su santa Lev en medio de todas las pruebas.

Cap. 10-19.

Cfr. la historia y explicación en su lugar.

Que hacen penitencia, como dice a continuación.

<sup>11, 17 24</sup> S. 27.

<sup>12, 1.</sup> 

Cap. 12; cfr. num. 417.

<sup>\*</sup> Cap. 13 15; cfr. núm. 120 s.

Cap. 16-19.

<sup>11 15, 3.</sup> De la verdadera inmortalidad, es decir, de la eterna bienaverturanza; porque la inmortalidad de los impíos es peor que la muerte, es la segunda muerte (cfr. Sap. 5, 2 ss.; núm. 798; Apoc. 2, 11; 20, 14; 21, 8).

Las serpientes de fuego (núm. 374).

<sup>14</sup> Cfr. núm. 278. 16, 6 S, 20. 13 La serpiente de bronce (núm. 375).

<sup>1</sup> Cfr. núm. 242 ss.

Cfr. Ex. 4, 22 s.; 12, 29 ss.; núms. 241 y 258
18, 13-15. La orden de Dios de matar a los primogénitos de los egipcios por mano del Angel Exterminador, se representa como un esforcado y terrible guerrero que alcanza desde la tierra al cielo (cfr. I Par. 21, 16; véase núm. 611); la Iglesia se sirve de la misma imagen en el Introito de la Misa d I domingo que cae en la Octava de Navidad y en la antifona del Magnificat, y lo aplica a la Encarnación del Verbo divino, el Hijo de Dios, porque también éste vino como un guerrero esforzado a quebrantar el poder del faraón infernal y librar a los hombres de la esclavitud en que los tenfan aherrojados el pecado y el demonio.

<sup>19, 10, 20</sup> 

## ÍNDICE ALFABÉTICO

Las cifras se refieren a los números marginales. El asterisco índica que el texto lleva algún grabado o alude a alguna lámina. Las cifras en negrilla señalan el lugar donde se trata más extensamente el asunto.

Acad, 113. Acán, 409.

479.

Acor, 400.

Acoro, 137, 304.

Achikar, Cuento de, 618.

Acaz, 613, 638, 642, 649, 663.

— de ungir, 193, 291, 304, 524.

Accarón, 424, 445, 464, 482, 593, 674. Aceite (óleo), 179, 306, 311, 324, 470.

#### A

Aarón, 234 241 - 267, 274, 276, 288, **291** - **304**, 317, **320** - **322**, 324, 353, 358, 360, **363** - **371**, 373, 386, 398, 459. Abarim, 380, 386, 398. Abdénago, 695. Abdías, criado de Acab. 584. – profeta (Obadyah), 637. Abdichiba, 144\*. Abdón, 439 Abel, 61, 77 - 84, 86. Abel-Bet-Maaca, 545. Abel-Mehula, 581, 589. Abesán, 439. Abía, 575. Abías de Judá, 580, 631. Abiatar, 459, 488 - 490, 497, 511, 515, 542, 551, 555.

Abigail, hija de Isaí, 479.

— mujer de Nabal, 492. Abimelec, rey, 138, 173. — hijo de Gedeón, 436 s. Abinadab, levita, 466, 509. hijo de Saúl, 498. Abirón, 364 s. Abisag, 555. Abisai, **479**, 493, 505, 517, 542, 544 -Abíu, 234, 288, 320 s. Abner, 473, 496, 504 - 503. Abraham (Abram), 88, 119, 122, 123 -171, 180, 220, 237. — Modelo de fe, 132.

Sepulcro de, 142, 166.

Vide Leyes relativas a los manja-

Acab, 406, 408, 558, 581 - 585, 589 -

Encina de, 152.
Seno de, 171.
Absalón, 540 - 546.

— Mausoleo de, 544.

Abstinencia, 46, 695.

592, 598, 604, 633.

Achior (Achiachar), 618. — el ammonita, 667. Adad, 570. Adad-nirari, 605, 608. Adadremmón, 672, 613. Adama, 143, 156. Adán, 58, **61 - 77**, 86, 88, 142. — Figura del Redentor, 75. Adapa. Mito de, 76. Adar, 122. Adarecer, 514, 517, 570. Adivino, 200. Adom, 405. Adonías, 551, 555. Adonibezec, 424. Adonis, 124. Adonisedec, 413. Adramelec, 620. Aduram, 113. (Adoniram), 573. Afec. **463**, 498, 590. Agag, 381, 477 s. Agar (Hagar), **148**, **159** s., 170. Ageo, 710 s. Agnosticismo, 15. Agricultura entre los israelitas, 31. Agua, 35, 30 s., 44, 96, 244.

— bendita, 601. Libación, 466. - Milagro del agua en el desierto, 270, 275, 330, 370. — de la Contradicción, 370, 386 – símbolo de la gracia, 713. Agur, 775. Ahasverus (Cambises), 710.

Ahasverus (Asuero), 720. Ahialón, 439. Ahías, 570, 573, 575. Aila, 281, 568. Ain, 387. Akabah, 375. Akka (Akko), 134, 743. Albergue, 208. Alcimo, 740 s., 743. Alegoría, 23, 524, 607, 618, 666, 696, 719, 780. Alejandra, 746. Alejandría, 725. Alejandro Magno, 507, 725. — Balas, 743. — Janneo, 746. Alianza de Dios con Noc, 94, 104. — con Abraham, 131, 149. con Israel, 284-289, 297.Renovación de la Alianza con Israel, 411, 420 s. -- Nueva Alianza, 682, 690 s. -- Libro de la, 20, 288, 305, 672, 716. -- Angel de la, Vide Angel. Arca de la, 74, 300\*, 304 s., 354, 397, 405 s., 408, 411, 418, 451, 463-466, 509-511, 527 s., 531, 542, 556, 560, 562, 676, 679.
Sacrificio de la, 288. — Tabernáculo de la, 295. Alma, 54, 55, 57, 61, 70, 75. — Inmortalidad del, **57**, 73, 739, 748, 761, 779, 796. Almendro, 137, 367\*, 210. Almón, 387. Aloe, 381, 824. Altar, 132, 138, 140, 162, 182, 188 s., 276, 288, 303\*, 307, 411, 419, 432, 555, 561\*, 585, 613.

— Cuernos del, 307, 555. Alus, 275. Amalec, amalecitas, 276, 362, 382, 418, 426, 431, 477, 497, 501. Amán, 721-732. Amarna, 9, 20, 71, 76, 144\*, 165, 203, 233, 402, 507. Amasa, 479, 546. Amasai, 490. Amasías, sacerdote, 615. — de Judá, 605. **634.** Amenofis II, 233, 264, 268. — IV, 123, 144, 402. Amistad, 484, 487, 784. Ammón, ammonitas, 151, 156, 376, 382, 423, 426, 438 s., 472, 476, 517, 534, 539, 615, 632, 667, 674, 683, 715, 729, 736. Amnón, 540. Amón, dios, 123. -- rey, 643. Amor a la paz, 138. - al prójimo, 503.

Amoritas o amorreos, 113, 140, 161,

223, 359, 375, 404.

Amós, profeta, 615. padre de Isaías, 645. Amosis I, 232. Amram, 234. Amrafel, 129, 143 s. Amri, 574, 580, 598. Ana, madre de Samuel, 459-461. — de Tobías, 619, 621, 627. Ananías, 624, 693, 698. Anatema (exterminio), 372, 407 s., 417, 477 S. Anatot, 555, 677. Ancianos, 275, 277, 284, 286, 356, 396, 420, 469, 562, 687, 696, 725. Andrónico, 729. Angel, 34, 43, 51 s., 69, 152 s., 155 s., 163, 179, 182, 185 s., 223, 257, 295, 378, 399, 442, 549, 593, **622-629**, 654, 669 s., 701, 703, 705, 707, 748, 773. - de la Alianza, 718. — del Señor, **153**, 160, 186, 260, **2**63, 407, 425, 431, 589, 639, 698, 708, 712.
— del Gran Consejo, 650. Coro de ángeles, 51. Exterminador, 257. - Vide Querubines, Serafines, Angeles Custodios, Miguel, Gabriel, Rafael, Angeles, Castigo de les, 52. — Creación de los, 51. — Custodios, 223, 624, 629, 669 s., 707. Animales, 44 s., 62, 94-96, 346. — puros e impuros, 94, 338. - Los cuatro de la visión de Daniel, 704. — víctimas, 94, 311. Culto de los, 123, 204.
 Protección a los, 346. Simbolismo de los, 44 s. — gn el arca, 94-96. Anotaciones escritas de la época primitiva, 30. Anticristo, 707. Antigono, 746. Antilibano, 133, 135, 566. Antíoco III el Grande, 728. -- IV Epífanes, 694, 706, 729-737. — V Eupator, 738, 740. — VI\_Teos, 743 s. - VII Sidetes, 745. Antioquía, 731. Antipater, 746. Antropomorfismos, 93, 105, 115. Anu, 122. Anunaki, 122. Año, 42, 89, 96, 256, 332. Estaciones del, 136. Comienzo del, 96, 256. — Nuevo, 325, 329, 716. Acd, 423, 426. Apamea, 107, 590.

Monedas de, 107\*.

Apariencias, Historia según las, 17.

Apepi, 123. Aperu, 232. Apis, 124, 292. Apócrifos, 750. Apolonio, 735. Apries, Vide Efree. Aquilas, 726. Aquitob, 459, 489. Aquimaás, 545. Aquimelec, 459, 488 s. Aquis, 488, 494, 497, 555. Aquitofel, 542 s. Arabah, 133, 281. Arabia, árabes, 20, 60, 160, 281, 525, **569**, **631**, 633, 683, 729, 736. Arac, 113. Arad, 371 s. Arán, 130. Ararat, 101, 107, 620. Araxes, 60, 101. Arbel de la ciencia, 59, 61, 68. — de la vida, 59, 61, 76. -- Sueño del árbol cortado, 699. Arboles del Paraíso, 59, 61, 67, 74, 76\*. Arca, 93\*-96, 101 s., 107\*-100, 112. Arco iris, 105, 112. Aretas, 729. Areuna, 549. Arfaxad, 88\*, 113, 118, 687. Arioch, 143. Aristóbulo I, 746. — II, 746. Arius de Esparta, 743. Armenia, 60, 101, 114, 620, Arnón, 375, 379, 454. Arpa, 512\*. Arqueología, 7-9. Arrepentimiento, 446, 535, 643. — de Dios, 93, 478. Artajerjes I, 706, 714 s. — III, 507. - Pseudo-Smerdis, 710. Arte, 85, 111, 114 S., 204, 233, 202, 298-303, 559-561, 567 8. Aruru, 50. Asa, 631. Asael, 479, **504** s. Asaf, 511, 520, 552. Asarhaddón, 617, 620, 643\*, 649, 698. Asasel, 331. Ascalón, 424, 443, 445, 502, 674. Asenet, 202 s. Aser, hijo de Jacob, 180. – Tribu de, 233, **352** s., **418**, 424, 429, 433, 507. Asera (Aschera), 124, 425\*, 432. Asfalto, 114. Asfenez, 695. Asia Menor, 9. Asideos, 749. Asiongaber, 375, 514, 568, 633. Asiria, asirios, 20, 60, 113, 117, 577, 608, 610, **616** s., 620, **639**, 643, 651, 665 s., 674 s., 688.

Asiria, Asiriología, 9\*, 70\*, 113. — Cautividad de, 617 s., 620. Mitología de, 122\*. Asmodeo, 622, 625 s. Asmoneos, 727. Vide Macabeos. Asor, 416, 427. Astarot, Astarte (Isar, Istar), 117, 122, 124, **425**\*, 438, 581, 584, 643. Astrología, 20 s., 42. Astronomía, 20 s., 42, 116. Astros, 42 s. — Culto astral, 42, 120, 122 S. Astruc, 31. Asuán, 9. Asuero, 719-723. (Ahasverus), 720. Asur, deidad, 122. — Vide Asiria, Asurbanípal, 9\*, 20 s., 108, 630, 643\*, 666, 698. Asurdán III, 608. Atalía, 603, 633. Aten, 123. Atrio, 303, 307, 559. Attaka, Montañas de, 265. Auranitis, 135. Autores de los Libros Sagrados, 27. Aves, 44. Ayalón, 413 s., 475. Ayuno, 297, 331, 341, 451, 466, 591, 628, 635, 705, 712. Azafrán, 137, Azarías (Rafael), 624. — de Judá, 634. — sumo sacerdote, 634. — compañero de Daniel, 695, 698, Azeca, 413. Azoto, 445, 464, 674, 742. B

Baal (Bel), 50, 52, 108, 115, **122**, **134**, **425**, 432, 436, 438, 581, 584 s., 593. 604, 638, 698, 702. Imágenes de, 638. — Culto de, 581, 598, 638. Alturas de, 379. → Sacerdotes de, 581, 604. Baalat (Baalgad, Baalbek), 568. Baalis, 677. Baal-Salisa, 599. Baaltis (Belit), 122, 123. Baana, 506. Baasa, 580, 631. Babel, 115 s. Vide Babilonia. Babel-Bibel, 20. Babil, Ruinas de, 116. Babilonia, babilonios, 9, 20, 60, **113**\*-**116**, 120, 642, 651, 656, 673, 675, 679, 683, 685 s., 698-700. Babilonismo, 20. — Cronología de, 90 s., **577**, **709**.

Babilonia, Angelología, 52. - Mitología, 122, 702, - Mito acerca del Paraíso, 76.

 Mitos acerca el diluvio universal, 108.

— Torre de, 114\* s., 118.

— Cautividad de, 651, 656, 663 s., 673, **675-677**, 681, **685-687**, 692, 705, 708, 710, 714 s.

Bahurim, 542.

Bala (Segor), 143, 156.

— mujer secundaria de Jacob, 180, Balaam, 376-385, 387.

Balac, 376 s., 379-385. Baldad, 756, 759, 764, 769. Bálsamo, 137, 193, 210. Baltasar, Daniel, 695. - rey, 697, **699** s., 704.

Banaías, 482, **515**, 551, **555**.

Baniani, 141.

Banias (Paneas), 133, 141.

Báquides, 740, 742 s. Barac, 427-430.

Baraquías (Joiada), 634.

Barba, 201.

Barue, 675, 677, **685**.

Basán, 135, 375. Batuel, 130, 168 s., 180.

Bautismo, 63, 109, 151, 269, 309, 422. --- Agua bautismal, 340.

Barcoquebas, 384.

Bdelio, 60, 274.

Becerro de oro, 292\*-294.

— de Betel, 574, 614. - Culto de los becerros, 598, 605.

Beel-Fegor, 385. Beelzebub, 124, **593**.

Behistum, 9. Bel, Vide Baal.

Belén (Betlehem), 190, 418, 439, 451, **454**, 470, **479**, 483, 487, 514, 568,

Belial, 451, 459, 461, 665.

Belsazar, Bel-schar-ussur, Vide Baltasar, rey.

Belleza de la Biblia, 28.

Benadab I, 631.

— II, 590, 602 s. — III, 605.

Bendición de Dios a Adán, 46.

— a Noé, 104.

— a Abraham, 131, 144, 146.

de Jacob, 223-277.de Isaac, 175 s.

— de Moisés, 399.

— de Noé, 111.

— de Salomón, 563.

— del sábado, 49.

— a los que cumplan la Ley, 3:8. Benedicto XV. 7, 13, 17. Benjamín, Tribu de, 226, 323 s., 352 s.,

418, 424, 429, **450-452**, 470 s., 471. 489, 505 s., 545, 573.

Benjamín, hijo de Jacob, 180, 190, 207, 209-214, 217, 224, 226,

Beni Naim, 142.

Berea, 742.

Peroso, 17, 50, 108, 675, 699.

Berot, 412, 416, 506.

Bersabee, 159 s,, 162, 168, 173 s., 179, 218, 589, 615.

Berzellai, 543, 553. Beseleel, 291, 298. Betel, 138, **179**, 182, 189, 222, 418, 444. 451, 467, 470, 474, 574, 594, 597,

615, 671. Bethavén, 475.

Bethorón (Betorón), 413, 568.

Bethzachara, 740. Betsabee, 534, **538** s., 551, **555**. Betsames, 387, 464 s., 605.

Betsán, 498. Betsura, **735**, 740. Betulia, 667-669. Pezec, 424, 472.

Eiblia, Naturaleza, 1-7.

- Canon, 2 s. Inspiración, 4-7.

-- Lo humano y lo divino en la, 5.

 Imperfecciones, 6. — Infalibilidad, 7.

— Crítica, 13-15.

— Tendencias, 17. - Integridad, 27.

— Credibilidad de la, 27.

Texto, 27.

Versiones, 27, 726.

- Belleza, 28. - Lectura, 29.

— y la arqueología, 8 s.

- y las ciencias naturales, 11 s. — y las ciencias históricas, 8, 13-10.

de los librepensadores, 22.

— y la Revelación, 1.

Biología y origen del hombre, 56.

Birs Nimrud, 115. Poas, 559.

Bocinas, 325.

- Fiesta de las, 325.

Boda, 443, 626, 639. Boghasköi, 9.

Bojim, 425.

Booz, 455 s. Bosor, 387.

Bosque, 137.

Bosra, 661.

Buenas obras, 628. Burra de Balaam, 378.

Buz, 772.

C

Caat (Kaath), 234, 317, 322, 353. Caballería egipcia, 263. Caballo, 139. Cabellos, 342.

Cadáver, 339 s.

Cadaver, Cremación de cadáveres, 347, 498. Cades, 159, 270, 273, 359, 363, 369, 371, 373, 398. Caída de los ángeles, 52, 69. — de los hombres, 66-70. Caín, 77, 79-88. — Señal de, 83. Cainán, 88. Calane, 113. Calaico (en Daniel), 604. Caldea, caldeos, 116, 130, 673, 675, 697 s., 755, 694. Cale, 113, 117. Caleb, 359-361, 386, 418, 424. Calendario judío, 256, 332. Cam, 110 s., 113. Cambises, 700, 702, 710. Camello, Vasija egipcia, 139\*. Campamentos, Formación en los, 353. Campanillas egipcias, 512\*. Canaán, 110 s., 113, **130-137**, 139, 146, 217, 219, 228, 240, 267\*, 402. - - Reparto de, 418. Fertilidad de, 137. Cananeos, 111, 138 146, 150, 159, 173, 178, 240, 297, 362, 417, 424 8., 558. Candelabro de los siete brazos, 302\*, 306, 561. Canon de Ptolomeo, 577. – de la Biblia. 2 s., 13. Cantar de los Cantares, 780 s. Cántico de Moisés, 267, 397. de Ana, 460. — de Débora, 420. Cánticos, 267, 397, 460, 629, 650, 673. — fúnebres, 502, 505, 684. Caos, 35, 50. Capa, 344. Captor, 424. Carchemis, 675. Cariatiarim, 412, 416, 465 s., 509. Carit, 583. Carmelo, 134 s., 137, 492, 584, 587 s., 597, 599, 655. - Carmelitas, 588, 596, 606. Carne, Alimentación de, 46, 104, 338, 355-357-Carta de Jeremías, 685. Cartagineses, 111, 423. Casamiento, 171. Vide Matrimonio, Casia, 304, 524. Casluim, 159. Castidad, 110, 197, 441, 669, 778, 797. Castigo de los ángeles, 52. — de los hombres, 70, 73. Castigos corporales, 347. Cautividad de Asiria, 617 s., 619 s. – de Babilonia, 651, 656, 663 s., 673, **675-677**, 681, **685-687**, 692. Liberación de la, 692, 708, 710, 714 s.

Cedes, 387, 427.

Cedrón, 508, 541. Cedros, 137, 558, 566, 620. Cedulitas, 337\*. Ceila, 490. Celesiria, 133, 566. Cenáculo, 554\*. Cendebeo, 745. Censo del pueblo, 352, 386, 549. Ciaxares II, 700. Cielo, 34, 39, 43, 61, 693. — Pan del, 272. Ascensión al, 527 s., 595. Escala del, 179, 182. — Luceros del, 42 s. — Océano celeste, 39. – Pecados que claman al, 81, 154. Ciencia, Arbol de la, 59, 61, 68. del bien y del mal, 61, 70. - de los primeros hombres, 55. Ciencia y Biblia, 8-26. Ciencias Naturales, 10 s. Cilantro, 274. Cilindro de Taylor, 639, Címbalo, 512\*. Cineos, 382, 428, 477. Cipreses, 137, 558. Circuncisión, 128, 149-151, 159, 188, 339, 407. Cirene, 727. Ciro, 651, 656, 700\*, 702 s., 707, 710. Cis, 470. Cisón, 134, 427, **429** s., 585, 587. Citas implícitas, 17, 26. Ciudades, Fundación de, 85, 113 s. Clima de Palestina, 136. Coa, 508. Coadamitas, 64. Cobar, 687. Código de Hammurabi, 9\*, 171, 351. Cedo, **95**, 559. Codornices, 273, 357. Cólquida, 60. Comadronas (parteras), 169-231. Comercio, 612, 686. Comisión Bíblica, Decisiones de la, 17, 26, 30, 63, 520, 644. Compuertas, Esclusas del cielo, 39. Concepción inmaculada de María, 72, Concilio Tridentino y la Sagrada Escritura, 2, 27, 55. - Vaticano, 1 s., 5, 34. Concordismo, 33, Concupiscencia, 65, 67, 69, 80, 339. Sepulcros de la, 357. Confusión babilónica, 115. Conjuros, 73. Consagración de Aarón, 320 s. — del Tabernáculo, *Vide* Dedicación. – del Templo, *Vide* Dedicación. Consanguinidad, 343. Consecuencias del primer pecado, 70. Conservación del mundo, 48.

Copias de la Biblia, 27. Cordero pascual, 256-259, 316, 326 s., Ceré, 2, 364 s. — Hijos de, 520. Corrupción de costumbres, 93, 120, 125 S., 752. Coscos, 60. Cosmogonía, 34 s., 50. Costumbres, Corrupción de, 93, 120, 125 S., 752. Craso, 746. Creación, 34, 48, 120, 731, 792. — del mundo, 33, 34-45. — del hombre, 46, 53-58, 63. — de los ángeles, 51. — Finalidad de la, 37 — Relato de la, 12, **33**, 53. Creación, Mitos relativos a la, 50. Credibilidad de la Biblia, 27. — del Pentateuco, 30 s. Cremación de cadáveres, 347, 493. Creta, 9, 15. Creti, 541. Cristo. *Vide* Jesús. Criterios internos, **14**, 20, 31, 645, 604. Crítica bíblica, 13-15, 27. Crónicas, Libros de las (Paralipómenos), 30, 500, Cronología de la Biblia, 90, 129, 233, 423, 559, 577, 706, 709. Crueldad atribuída al Antiguo Testamento, 417, 514, 539. — de los asirios, 620. — de los babilonios, 698, 701. — de Antíoco, 731. — de los persas, 720. Cruz, 61, 154, 269 s., 280, 308, 368. 483, 679, 689. Cuernos del altar, 303, 307, 555. Cuerpo humano, 52, 58\*. Culto, Centralización del, 18, 31, 574. privado, 336, 342. — sin imágenes, 285. Cultura, 85, 111, 119, 299, 559. egipcia, 199. histórica, 10, 56. Cus, 113. Cusai, 542 s. Cusán-Rasathaim, 425. CH

Chabiri, 233.
— l'ide Habiri.
Chasidim, 749.
Chnum, 54\*.

D

Dabir, 387, 415, 424. Dafne, 729. Dagón, 112, 446, 464. Dálila, 445.

Damasco, 143, 514, 566, 570, 589, 600, 603, 605 615, 649, 683. Dan, hijo de Jacob, 180, — Tribu de, 143, 334, 352, 400, 418, 442, 450, 574, 615.
Daniel, Libro de, 694. — profeta, 686, 694-707, 750. Semanas de, 705 s. Danzas, 267, 294, 330 510, 584. - Rueda, 267, 439, 484, 512\*. Daphka (Dafca), 275. Dáricos, 553. Darío «el Medo», 700 s., 705. Hystaspes, 710. Notos, 716. Darvinismo, 10, 56. Datan, 364 s. Datos numéricos de la Biblia, 27. — sincrónicos, 577. David, 18, 142 224, 319, 322, 456, 458. 479, 494, 497, 501-554. Sepulcro de, 554. Torre de, 508, 781. — Salmos de, 510, 515, 518, **520-533,** 536 s., 547. Débora, 180, 427-430. Decálogo, 285 s.\*, 200. Dedicación del Tabernáculo, 304. — del Templo, 562, 564, 710, 735. Degradación del linaje humano, 56. - Hipótesis de la, т. Deificación de la naturaleza, 120. Demencia (idiotez), 488, 699. Demetrio I, 729, 740, 742 s. - II. 743-745. Demonio (diablo), 51 s., 66-68, 71, 622, 754. — Culto al, 122 s. Descanso de Cristo en el sepulcro, 48, 522, 611. - de Dios 48. Descendencia de la mujer, 72. Desesperación, 82. Desierto, Israel en el, 256-461. Desnudez en el Paraíso, 65. Desobediencia, 69. Despedida (Discursos de) de Moisés, 389-396. Destierro, 18. → Vide Cautividad. Destino sobrenatural del primer hombre, 53. Destrucción de Jerusalén, 672. — de Samaria, 617. Deudas, 333, 344. Deuteronomio, 18, 31, 388-401, 672. Día, 33, 37 s., 42. — de la Expiación, 331, 341. del Señor, 636, Diablo (demonio), 51 s., 66-68, 622, 754. Culto al, 126. Diario del diluvio, 103.

Diezmos, 144 s., 179, 323.

Difusión del género humano, 92. Diluvio, 68, 86, 91-109. Diario del, 103. - Extensión del, 89-100. — Mitos relativos al, 168 s. Diluvium (diluvio geológico), 97. Dina, 180, 188. Dioses falsos, 120, 122-124, 285. Idolos, 123\*, 183, 189, 685, 702.
Culto idolátrico. Vide Idolatría. Sacrificios idolátricos, 338.
Procesión de los, 122\*. Dispersión del género humano, 115. División del reino, 573 s. Documentos en la Biblia, 17, 25. Doc, 745. Doeg, 489. Dólmenes sepulcrales, 375\*. Domingo, 49, 335. — de Ramos, 335. Dommim, 481. Dones sobrenaturales del primer hombre, 55, 70, Detain, 193, 602, Dragón de Babilonia, 703. Dualismo, 38, 50. Due<sup>1</sup>0, 104, 755 s. Tiempo de, 228.

#### F

Ea, 108, 122. Ebal (Hebal), 113, 135. Echátana, 622, 625, 630, 702. Eclesiastés, 779. Eclesiástico, 782-793. Edad del mundo, 36. — de la humanidad, oo s. — de los patriarcas, 88 s., 89, 112. Edén, 50-61, 82 s. Edom, *Vide* Idumea. Edrai, 375. Efa, tribu madianita, 659. Efi (efa), medida para líquidos, 152. Efod, 318, 436, 450, 488, 613. Efra, 431. Efraim, hijo de José, 206, 222 s., 230. - Tribu de, 352, 400, 418, 424, 429, 430, 450 S., 570, — Montañas de, **135**, 420 s., 426, 459, 544. Efrata, 190, 222, 663. Efree (Hofra, Apries), 676, Egipto, 17, 20, 30, 91, 113, 123\*, 138 s., 150, 173, 196 s., 109, 203-221, 228, 230, 232 s., 239-264, 517, 476, 602, 614, 636, 639, 652, 673, 676 s., 683, 703, 725, 720 s.

— Los israelitas en, 206-235, 242-264. — Egiptología, 9\*, 113. Religión y mitología de, 123\*. — Historia de la Creación, 50, 54\*.

Ela, 580. Elam, 91, 113, 143, 683. E'at, 281. Elcana, 459, 461.
— hijo de Isaí, 483. Eldad, 356. Eleazar, hijo de Aarón, 234, 320, 365, **371**, 385 s., **421**, 459, 489, 555. — héroe de David, 514. — el Macabeo, 740. — levita, 466. — doctor de la Ley, 730. Elección de Israel, 127, 130 s., 160. Elefantina, 9, 15, 31, 618, 708, 715, 725\*Eliad, 479. Eliaquim (Joaquín), sumo sacerdote, 667, 669, — de Juda, 675, 677, 605. Elías, 86, **581-596**, 718. — Capilla de, 283. — Monasterio de, 588. — Fuente de, 588. Elías, Altar del sacrificio de, 587. Eliezer, criado de Abraham, 146, 167-171. — hijo de Moisés, 234, 237, 241, 277. Elifaz, 756 s., 762, 768, 774. Elim, 271. Elimelec, 454-456. Elisa, 113. Eliseo, 589, 594-607, 663. → Pozo de, 597. Eliú, 772. Elkosch, 665. Elohim, 31, 43, 54. Emat, 360, 514. Emanuel (Emmanuel, 649 s., 682. Embriaguez de Noe, 110. Emmaús, 735. Enak, 87, 142, 360, 392, 418, 424. Encantadores egipcios, 242. Encantamientos, 243, 496, Encarnación, Vide Jesús. Encenias, Fiesta de las, 332. Endor, 496. Endurecimiento de corazón, 248, 254, 647 Engaddi, 224. 491. Enigma de Sansón, 443. — de la reina de Sabá, 560. Ennom (Hinnom), 638. Enós, 86, 88. Envidia, 67, 70 s., 84, 102. Epoca primitiva, 88. Epónimos, Listas asirias de, 577. Erech, 113. Eridu, 50. Esagila, 115, 700<sub>.</sub> Esaú, 130, 160, **172-178**, **185-187**, 189, 191, 228. Escatología, 57. Lide Muerte, Juicio, etc. Esclavitud, 345, 713.

Eglón, Estado de, 413, 415.

690 Esclusas, compuertas del ciclo, 39. Escorpión, 573. Escritura hebrea antigua, 9\*. cuadrada con puntuación babilónica, 27\*. jeroglífica, 9\*. — hierática, 9\*. - cuneiforme, 9\*. Arte de escribir, 30 s. – Material para escribir, 30. Escudero, 480. Esdras, 3, 15, 18, 30, 553, 708, 714-716. Libro de, 708. Esdrelón, **134**, 430, 587. Esenios, 748. Espartanos, 743. Especias, 137, 193, 210. Espejo de príncipes, 515. Espíritu maligno, 38, 480, 622. Espíritu Santo, 35, 179, 480, 636, 691. Dones del, 650. Estación de las lluvias en Palestina, Estado del primer hombre, 53, 55, 65, 78. Estaol, 446. Estanques de Salomón, 568. Estatua de Nabucodonosor, 697 s. Estemo, 387. Ester, 719-724. — Libro de, 17, 719. Estrellas, 43, 382.
— Culto de las, 42, 120, 122. — Estrella de Jacob, 382. Estrofas, Técnica de las, 520. Etai, 541, 544. Etam, **260** s., 265, 270 s., 281, 444. Etán, 520, Etemenanki, 115 s. Etiopía (Kusch), 60, 525, 631, 639, 674. Etnología, 56. Eufrates, 70, 116, 130, 514. Eva, 63-70, 72 s., 75, 77, 82, 86. Evangelios, 20, 29 s. Evangelistas, Símbolos de los, 688 Evilmerodac, 700. Evolución, Teoría de la, 18, 31, 56, 85, 119, 358 s. — y Revelación, 1, 350 s. Examerón, 12, 33, 37-50. Exodo, Libro del, 30, 231.
— de Egipto, 230, 256-268. Epoca del, 233. Expectación mesiánica, 72, 749-752. Expiación, 339. — Día de la, **331**, 341. — por los difuntos, 739. Exploradores, 359, 361, 404. Exitasis, 63, 147. Extensión del diluvio, 98, Exterminio, Vide Anatema. Extranjeros, Modo de conducirse con

los, 344, 563.

Ezequías, 3, 613, **639-642**, 664, 775-Ezequiel, **687-693**, 753.

#### F

Fábula, 436. Facee, **616** s., 638, 649. Faceya, 616. Faleg, 88, 113 s. Falti, 492. Familia, 343. Fanuel, 186. Fara, 434. Farán, 60, 159 s., 275, 281, **354**, 359, 413, 492, 673. Faraon, 138 s., 198, 200-203\*, 207, 215-220, 228, 232, 234, 237, 239, 241-255, 257-264, 617, 675 s. Fares, 196. Fariscos, 748. Fasga, 380, 400. Fe, 96, 132, 146, 161, 342, 422. Fenena, 459. Fenicia, 20, 111, 113, 507, 703, 736.

— Mito acerca de la Creación, 50. — Culto a los ídolos, 124. Fénix, 123. Fertilidad de Palestina, 137. Fiesta de la leña, 716. Fiesta de los judíos, 38, 325-335, 645. — Calendario de, 31, 43, **332**. Figuras del Antiguo Testamento, 1. - *Vide* Jesús, María, Iglesia, Bautismo, etc. Fihahirot, 261 s., 265. Filacterias, 337\*. Filipo, 740. Filisteos, 133, 150, **159\***, 173, 228, 257. 267, 418, 423 s., 426, 438, 442-440, 463-467, 474-476, 481 s., 485 s., 490, 494, 496-498, 509, 514, 546, 615, 633, 674, 683. Filosofía, 794. Finalidad do la Biblia, 17. del relato de la Creación, 33. – de la Creación, 47. Fineés, nieto de Aarón, 234, 317, 385. 387, 421, 450 s. - hijo de Helf, 461, 463 s. Firmamento, 39, 42 s. Fisón, 60. Flauta, 512. Flora de Palestina, 137. Fogor, 381, 400. — Beel-Fogor, 385. Formación de Israel en los campamentos, 353. Fósiles, 56.

Fruta prohibida, 68 s.

- sagrado, 6**76,** 716.

Fuego, 433, 442, 563, 585 s., 593. — del cielo, 79, 585 s., 593, 716.

— en las teofanías, 238 s., 231, 688.

Fua, 231.

Fuego, Horno de, 698.

— Columna de, 260, 263.

— Serpientes de, 374.

Fuentes de la Sagrada Escritura, 14, 16 s., 26, 737.

del Pentateuco, 31.

--- Separación de, 14, 19, **31**, 231, 402, 458.

Ful. *Vide* Teglatfalasar. Fundación de ciudades, 85, 113 s. Funón, 369.

#### G

Gabaa (Gabaat), 421, 451, 466, 471 s., 474, 478, 493, 498. Gabae, 387. Gábano, 302. Gabaón, 387, 412, 416, 504, 511, 546, Gabelo, 619, 624, 626. Gabriel, 51, 628, 705. Gad, hijo de Jacob, 180. — profeta, 458, 488, 549. — Tribu de, 352 s., 375, 387, 403, 419. 429, 490. Galaad, **135**, 183 s., 193, 400, 429, 437, 439, 472, 408, 504, 516, 543, 592, (603, 715, 736. Gálgala, **406** s., **412** s., 415, 418, 425, 467, 470, 473 s., 478, **594**, 599. Galilea, 736. Garizim, 135, 411, 436, 716. Gaulanitis, 135. Gaza, 228, 257, 424, 445, 615, 674. Gazer (Gezer), 9, 20, 415, 509, 568. Gebbeton, 580. Gedeón, 431-437. Gehenna, Valle de Hinnom, 638. Gelboé, 134 s., 496, 498, 501 s. Genealogías, 32, 88. Géneros literarios, 13, 17. Genesaret, 133-135, 141, 143, 234. Génesis, 24 s., 30, 32, 220. Geografía, 8. — de Palestina, 133-135. Geología, 91, 97, 133. Cataclismos geológicos, 40. — Diluvio geológico (Diluvium), 97. Geón, 60. Gerara, 159, 173. Gergeseos, 113. Gersam, 237, 241. Gersón, 234, 317, 353. Gesén, 715. Get, 113, 445, 464, **481** s., 488, 494, 502, 514, 541, 555. Get-Remmon, 509. Geth-Opher, 608. Gezer, Vide Gazer. Giezi, 599 s. Gigantes, **87**, 360, 375, 481, 685. Gihón, **551** Glaciares, Períodos, 61, 97.

Gobryas (Ugbaru), 700. Godolías, 677. Golán, 387. Goliat, 479, 481-483, 488 s. Gomer, 273. Gomor (Gomer, Omer), 273. Gomorra, 138, 143 s., 154-156. Gorgias, 735, 739. Gosen (Gesen), 715. Gracia, 53, 150, 693, 713. — Dones de la, 55, 65. — Trono de la, 300, 305. — Elección de la, 160, 172, 480. Granado, 137\*, 360. Granizo, 249 s., 413. Grasa de los animales, 338. Griegos, 17, 111, 697, 725. Tradición acerca de la Creación, 50. Gudea (rey), 117, 276. Guerra, Manera de conducirse en la, 444, 417. - Carros de, 617\*. Elefantes de, 727, 740. Guilgamés, 21, 108, 113, 116. Gutium, 700.

#### Н

Habacuc, 673, 703. Habiri, 233, 402. Hablar de Dios, 37. — de la serpiente, 66. — de la burra de Balaam, 378. Hagar, Vide Agar. Hai, 409 s., 412. Hallel, 327 s., 330. Hambre, 138, 206. Hammurabi, 9, 20, 30 s., 122, 129 s., 143, 148, 171, 351, 715. Hanani, 631. Hanón, 517 s. Haquila, 490, 493. Harad, 434, 498. Harán, 130, 132, 168, 178-180, 188. Harina, Ofrenda de la, 311. Hasbani, 133, 141. Haserot, 357. Hator, 123\*. Haurán, 135, 137. Hazael, 589, 603, **605**, 634. Hebal (Ebal), 411. Heber, 88, 113 s. Hebreos, 197, 231 s., 402. Hebrón, 61, 140, 142 s., 159, 165 s., 188, 191, 193, 220, 224, 387, 413, 415, 418, 434, 504-507, 541. Helam, 517. Helcías, 672, 677. Helenismo, 726, 748 s., 704. Helí, 418, 423, **458-464**. Heliodoro, 728. Heliópolis, 123, 202, 204, 221, 652, 725.

Hemán, 511, 520, 552.

Hemor, 188.

002Henoc, hijo de Caín, 85. — setita, 86<sub>.</sub> Herencia, 333, 386. Hermano, 138. Herodes, 554, 746. Herodoto, 199. Hesebón, 375. Heteos (Ketas), 9\*, 113, 220, 425\*, 507, 602, 675 Hetitas, Vide Heteos. Heveos, 113, 412. Hevila, 113. Hevilat, 60. Hexagrama, 559. Hexamerón, Obra de los seis días, 12, 33, 37-50. Hexateuco, 402. Hiel, 408. Hierbas amargas, 327. Hieromax (Jarmuk), 141. Higuera, 137, 140, 360. Hijas herederas, 343, 386. Hijo de Dios, Vide Jesús. — del hombre, 688, 704. Hijos de Dios, 86 s. de los hombres y de Dios, 85-87. Hinnom (Hinnón), Valle de, 508, 638. Hipótesis de la degradación, 1. Hiram, rey, 507, 558\*, 561. – artífice, 561. Hircano I, 745 s. — II, 746 Hisopo, 256\*, 340, 536, 568. Historia, Método histórico-crítico, 13- Carácter histórico de los relatos bíblicos, 15-26, 32, 129, 143, 220, 402, 423, 447, 618, 666, 719. — de la Revelación, 1. — según las apariencias, 17. - Concepto de la historia de Israel, — bíblica, Carácter histórico, 16 s., 23-20. Sistemas racionalistas, 18-22. Manuales de, 29. — primitiva, 18 s., 21, **24** s., 27, 32. Hoba, 143. Hobab, 277. Hofra, Vide Efree. Holda, 672. Ho'ocausto, 313 s. Altar de los holocaustos, 303\*, 307 s., 312, 314, **561**, 603, 710. Holofernes, 667-669. Holón, 387. Hombre, Creación del, 46, 54-58, 62 s. Prerrogativas del primer, 54 s., 65. — Destino del, 47, 61. — Semejanza con Dios, 46, 55. Destino sobrenatural, 53. Estado primitivo, 55, 65, 78. Caída del, 66-70.

Linaje humano, edad, 91.

Hombre, Unidad, 64. - Sacrificios humanos, 78, 125, 164, 408, 440 s., 598, 638, 643. - Alma humana, 55. — primitivo, 56. Homicidio, 80 s., 86 s., 104, 347. Honda, 482. Honderos, 451. Hor, 135, 371, 373 s., 398. Horeb, 238, 275, **282**, 589. Horma, 362, 372, 424. Horno, Jóvenes en el, 698. Horus, 123. Hosanna, 330. Hospitalidad, 152, 155, 169. Hostias pacíficas, 259, 313 s. Huérfano, 344. Humanitarismo, 344. Humeral, Vide Efod. Hur, 276, 291. Hurto (latrocinio), 347. Hus, 754. Hycsos, 139, 165, 219 s., 232, 268. Ι Ibis, 123. Ichneumon, 123. Idiotez (demencia), 488, 699. Iditum, 511, 552.

Idolatría, 104, 119\*-126 201-204, 423, 570, 574, 581, 631-634, 752, Idolos, 123\*, 183, 189, 685, 702.

— Saerificios a los, 338. Idumea, idumeos (Edom), 9, 135, 142, 150, 172, **176** s., 185, 191, 267, **371**, 374 s., 382, 476, 489, 514, 570, 615, 632, 634, 636, 638, 661, 683, 736, 739, 746, 773. Iglesia, 61, 63, 109, 160, 182, 308 s., 422, 440, 519, 524 S., 533, 554, 565, 639, 659, 712. Imagen de Dios, 46, 54, 57, 65. Immanuel, Vide Emanuel. Imposición de las manos, 223. Imprecatorios, Salmos, 529, 573. Improperios, 664. Impuro, 339 s. — Animales impuros, 94, 338, 730 s. Incesto, 104, 540. Incienso, 137, 301 s., 311. — Sacrificio del, 302, **311**, 325, 634. — Altar del, **302**\*, 306, 561, 676. Incensario, 364 s. Composición del, 302. Incredulidad, 69. Indumento, 74. — de los sacerdotes, 318, 322. Infierno, 57, 71, 365, 397, 522, 638, 641, 652, 662, 700. Inmanentismo, 15. Inmortalidad del alma, 57, 73, 739, 748, 761. 779, 796**.** 

Inocencia, 70, 197, 623.

Inscripciones cuneiformes, 9\*, 30, 114\*. Inspiración, 4-7, 13, 17, 24-27, 60. Integridad de la Biblia, 27. Intercesión, 154, 156, 366, 739, 741, 774. Investigadores de la Biblia, 29. Ira, 40. Irad, 85. Isaac, 128 s., 130 s., 149, 153, 159-164, 166 s., 170, 172-178, 189, 191, 230. Isacar, hijo de Jacob, 180. — Tribu de, 352 s., 418, 429, 580. Isaí, 456, 479 s., 482, 488 s., 650. Isaías profeta, 638-640, 643-662. Libro de, 644-662. Isboset, 142, 503-506. Isis, 123\*.

178, 193, 677. Israel pueblo, Origen, 128.

— en Egipto, 218-255. en el desierto, 250-491.

— Orden en los campamentos, 353. — Entrada en Canaán, 402-422.

Ismael, ismaelitas, 130, 148 s., 159 s.,

 bajo los Jueces, 423-468. bajo los Reves, 469-571.

-- Reino de las diez tribus, 572-576\*, 580-606, 612-617.

- después de la cautividad y bajo los Macabeos, 725-746.

Israel patriarca, 186,

Vide Jacob.

Israelitas. Su número en el Exodo, 258.

Istar, 113, 117, 122, 719. — *Vide* Astarot.

Itala, 27.

Italia, 382. Italia, 382. Italia, 234, **320**, 459, 555.

Iturea, 135.

Iucunda sane, Encíclica, 13.

J

Jabel, 85. Jabes (Jabés), 451, 472, 498, 504. Jabín, rev de Asor, 416, 423, 427 s. Jacob, 128 s., 130, 141, 153, 166, 171 s. 174-194, 207, 200 s., 218-220, 222-**231**, 257, 375. Pozo de, 188. — Campo de, 188. Jaddua, 725. Jafa, 608. Jafet, 110 s., 113. Jafia, 413. Jahaziel, 632. Jahel, 428-430. Jair, 437. Jakin, 559. Janchamu, 203. Jared, 88. Jaróset, 327. Jasa, 375. Jasón de Cirene, 727. — sumo sacerdote, 729, 741, 743.

J.b. 725. Johú, jebuseos, 113, 424, 507, 549. Joconías, 675, 685, 687. Jefté, 423, 439-441. Jehú, rey, 589, 604 s.\*, 613. — profeta, 580. Jeremías, profeta, 550, 672, **675-677**,

685, 741, 753

- Libro de, 678-683.

Lamentaciones (Trenos), 684.

— Carta de, 685, 700.

Jericó, 9, 137, 233, 376, 385, 398, 400, 404\*-408, 418, 422, 426, 517, 594, 507, 676, 745.

- Rosa de, 137, 788\*.

Jerimot, 413.

Jerjes I, 719-723. Jeroboam I, 570, **573 - 576**, 580.

– 11, 605, 607, **612** s.\*, 615. Jeroglíficos, 9\*, 230\*.

Jerusalén, 8 s., 144, 162, 413, 424, **507** s.\*, 568, 573 s., 576, 605, 616, 629, 633 s., 636, 638 s., 643, 649, 663, 670 s., **674-676**, 685, 693, 705, 710, 712, 714 s., 725, 728 s., 735, 740, 744, 746.

Jesbaán, 514.

Jesucristo, Punto central de la Histo-

— Divinidad, 72. 384, 519, 521, 524-526, 649 s., 656, 663, 685, 705, 713.

Nombre, 422.

— Nazareno, 449, 468, 650.

 Expectación mesiánica, 530, 749-752. -- Encarnación, 72, 241, 324, 615, 649 s., 685, 704.

— Linaje, 132, 163, 173, 175, 224, 456, 513, 519, 650, 682,

Nacimiento de una virgen, 437,

642, 649, 663, 685. — Tiempo del nacimiento, 224 s., 705.

— Lugar del nacimiento, 663.

Regreso de Eglipto, 401, 614.

Vida oculta, 237, 437.

 Redenter y distribuidor de gracias, 131, 163, 226, 269, 324, 523, 525, 635 s., 657 s., 660, 682.

- Resurrección y Ascensión a los cielos, 522, 526 s., 528, 596, 611,

614, 658.

 Cabeza y medianero de la Nueva Alianza, 63 s., 75, 118, 150, 290, 324, 523, 658, 663, 682, 690 s., 706.

— rey, 224, 382, 384, 468, 513, 518 s., 521, 524 s., 530, 533, 554, 597, 613, 615, 646, 650, 663, 674, 684, 690, 692, 697, 704, 712 S.

- vencedor, 72, 164, 203, 382, 437, 449, 483, 521 s., 526 s., 532, 554, 586, 614, 635, 661.

— paciente, 72, 75, 84, 164, 195, 203, 374, 440, 483, 521, 523, 529, 554, 657 s., 677, 679, 705 s., 713.

Jesucristo, piedra angular, 182, 532,

653, 607, 712. – Santidad y justicia, 84, 150, 324, 449, 653, 661, 677, 705, 718.

- víctima y sacerdote, 84, 145, 259, 280, 316, 324, 368, 440, 449, 526, 658, 717.

legislador, 290.

– Unción espiritual, 324, 650, 600,

– luz de los gentiles, 597, 652, 657 s., 662.

— profeta, 394, 401, 554, 596, 636,

pastor, 84, 680, 691, 713.

— esposo, 63, 524, 613.

— Nueva Sion, 629, 637, 646, 650 s., 679, 685, 693.

— taumaturgo, 401, 606.

— Juez, 637, 646, 674.

— Príncipe de la paz, 525, 533. 571, 650, 658, 663, 713.

— Sabiduría, 571, 650, 685.

— Humildad y mansedumbre, 650-658.

— Figuras de Adán, 63 s., 75; Abel, 84; Arca de Noé, 100; Abraham. 132; Noé, 112; Melquisedec 145, 526; Isaac, 164; Piedra de Jacob, 182; José, 195, 203; Moisés, 237, 269, 280, 401; Zarza ardiente, 241; Cordero Pascual, 259; Roca en el desierto, 280; Sacrificios del Antiguo Testamento, 316; Aarón, 324, 368 ; Sacerdocio, 324 ; Sacrificio de la vaca roja, 340; Realeza, 554; Los nazareos, 342; Serpiente de bronce, 374; Josué, 422; Gedeón, 437; Jefté, 230; Sansón, 349; Samuel, 468; David, 480, 483, 554; Salomón, 571; Elías, 586, 596; Eliseo, 606; Jonas, 607, 611; Jeremías, 677; Job, 774.

– Profecías de, 1; en el Paraíso, 72; de Noé, 110 s.; a Abraham, 131, 163 ; de Jacob, 224 s. ; Balaam 382-384; Moisés, 304; Natán, 513, 518; David, 521-533, 548; Oseas, 613; Amós, 615 ; Joel, 635 ; Abdías, 637 ; Isaías, 642, 645-662; Miqueas, 663; Sofonías, 674; Jeremías, 679-682; Barue, 685; Ezequiel, 688-603; Daniel, 607, 703-707; Ageo, 711; Zacarías, 712 s.; Malaquías, 717 s.

Jesús, hijo de Sirac, 3, 782-703.

Jeta, 387.

Jeter, 387. Jetró, **237** s., 241, 277.

Jezabel, 581, 589, 591, 604, 633.

Jezrael, **134** s., 418, 430, 433, 498, 585, 501, 603 s., 613.

Jeab, 479, 504 s., 515, 517, 534, 539 s., 544 - 546, 553 - 555.

Joacaz de Israel, 605.

- de Judá, 675. Joaquí**n** (Eli**aquim)**, sumo sacerdote, 667, 669.

— de Judá, 675, 677, 695.

— marido de la casta Susana, 696.

Joás, padre de Gedeon, 431. — de Israel, 605, 634.

de Judá, 634.

Joatam (Joatán), hijo de Gedeön, 436.

· de Judá, 613**, 634,** 663.

Job, 621, 753-774. Jocabed, 234.

Jocanán, 715.

[cel, 635.

Joiada, 634, 716. Jenás, Libro de, 607.

- profeta, 60**7-**611.

Pez de, 609.

Jenatas, hijo de Saúl, 474-476, 384 s.,

487, 490, 498, 501 s., 516. – el Macabeo, 742 s

Toppe (Jafa), 133, **608**, 744.

Joram de Israel, 593, **598, 602-604**, 633, — de Judá, 633.

Jordán, 133, 135, 138, **141**, 157, 188,

375 s., 403-406, 422, 505, (α).
Valle del, 133, 141

Josafat de Judá, 592, 598, **632** s., 636. — ministro de David, 151 s.

Valle de, 508, 636.

José, patriarca, 180 s., 187, 191-203, 206-209, 211-214, 216-220, 222 s., 226, 228-232, 418, 421.

- padre nutricio de Jesús, 200. Josías, 18, 388, 574, 643, **671** s., 674,

Josué, 142, 276, 291, 294, 356, 359-361, 386, 396, 398**, 401-422**, 424.

— Libro de, 3, 402.

- sumo sacerdote, 705, 710-712. Jóvenes en el horno de Babilonia, 608. Juan el Bautista, 596, 656, 677, 717.

 el Macabeo, 743. — Hircano, 176, 554, 744-746.

Jubal, 85.

Jubilar, Año, 333, 706. Judá, hijo de Jacob, 180, 193, 196 s., 210, 214 s., 219, 224.

- Montañas de, 135, 488.

— Tribu de, 323, 353, 399 s., 418, 424, 451, 490, 504, 573, 667, 671-676. Desierto de, 490.

— Reino de, 572-576, 631-643. - Regreso de la cautividad, 708-719.

— bajo los Macabeos, 725-746. Judas Macabeo, el Viejo, 735-746.

 el Joven (hijo de Simón), 745. - Aristóbulo Í, 746.

Judit, 17, 188, 668-670. — Libro de, 666.

Jueces, 277, 347, 356, 393, 423-449, 693.

— Epoca de los, 18.

Libro de los, 423, 453.

Iuicio sobre Israel, 614, 635 s., 645 s., 651, 663 s., 673 s., 678

- sobre los pueblos, 635, 651 s., 683, 718.

— después de la muerte, 57, 779.

— del mundo, 635, 651.

Juramento, 343.

Jurar, 207, 789. Justicia, Administración de, 347. Justificación, Doctrina de la, 538.

Kaphira, 412, 416. Karkar, 577, 590. Kedeschoth (prostitutas), 322. Ketas | Vide Heteos, Kohélet (Eclesiastés), 779. Kur, 60. Kusch (Kus), 60, 113, 358, 631. Kusitas, 358, 631.

#### L

Labán, 130, 169, 171, 177 s., 180-185. Laborosoarcad, 700. Ladrillo, 114\*. Lagasch, 117. Lago de los leones, 701, 703. Lais, 418. Laísa, 742. Lamec, hijo de Caín, 85. padre de Noc, 88, 112. Lamentaciones de David, 502. — de Jeremías, 684. Lamuel, 775. Langostas, 251 s.\*, 635. Laomedón, 725. Lapidación, 334, 343, 347, 363, 696. Lapidot, 427. Laquis, 9, 413, 415, 639. Larissa, 117. Latrocinio, Vide Hurto. Laúd, 512\*. Lavatorios rituales, 303, 307 s., 340. Lebna, 415. Leche y miel, Tierra de, 137. Comida de pobres, 649. Lecho, 486. Leddan, 141. Legislación civil 343, 351. Lengua aramea (Libro de Daniel), 694. Lenguage, 55 s., 62, 64, 114. — de la Biblia, 28. — del Pentateuco, 30. Lingüística, 115, 118. — Unidad de, 114. — Diversidad de, 118. — Confusión de, 115. — Filología, 8. — primitivo, 62, 118. León XIII, 6 s., 11, 13, 17, 23, 29. Leontópolis, 221.

Lepra, 240, **339** s., 358, 600, 634, 756, 764. Lequi, 444. Levadura, 256, 259. Leví, hijo de Jacob, 180, 188, 222. — Tribu de, **234**, 258, 204, 317, 323, 353, 399. Levirato, 343, 456. Vide Matrimonio, Levitas, 204, 314, 317, **322** s., 350, 353, 304 s., 386, 394, 399, 411 s., 418, 450 s., 465, 509, 552, 562, 573, 662, 708, 710, 714, 716, 718. – Ciudades levíticas, 323, 387. sacerdotes, 317. Levítico, Libro del, 30, 310. Ley ceremonial, 208, 311, 342. — de la realeza, 393, 471. - en el Paraíso, 61, 68. — de Noé, 104. — mosaica: promulgación de la Ley, 284-286, 290, Carácter v significación, 349 s. Ley, moral, 285, 290. -- civil. 343-328. — Tablas de la, 286, 291, 294, 296, 305. — Libro de la, 300, 305, 350, 420, 672, 716. — Observancia de la, 348. — Transgresión, 348. Leyenda, 21, 25. Levendas, 19, 32. Vide Mitos. Leyes relativas a los manjares, 338, Lía, 130, 166, 171, **180**, 228. Libaciones, 311. Líbano, 133, 137, **566**, 655. - Casa del bosque del, 567. Libre arbitrio, 54, 80, 785. Librepensadores, Biblia de los, 22. Libro de la vida, 295. — de la Ley, 300, 305, 350, 420, 672, Libros deuterocanónicos, 3, 618, 666, 726, 750. – didácticos de la Biblia, 753-800. de los Reyes, 458, 550. — sibilinos, 750. Limbo, 57. Limosna, 621, 623, 628, 699. Linaje humano, Padres del, 64, 75. — Edad del. 91. — Unidad del, 64. Lira, 512. Lirio, 655, 781. Lisias, 735, 738, 740. Lobna, 38**7, 639**. Lot, 128, 130, 132, 138, 143, 155 s. Columna de, 156, 158. Lucifer, 651. Lud, Ludim, 113.

Luna, 43.

Luz, 37 s., 42 s. — Cuerpos luminosos, 37. Luza (Betel), 179.

#### $\mathbf{L}\mathbf{l}$

Lluvia tardía, 136. — temprana, 136.

#### M

Macabeos, 727-746. → Libros de los, 727. — Hermanos Macabeos, 731 s. Maceda, 413, 415. Macedonia, 6et. Macmas, 474 s. Macho cabrío expiatorio, 331. Madián, madianitas, 193, 190, 237, 204, 376, 385-387, 431-435, 659. Madres, 314, 340. Magdalum, 261, 265. Mageddo, 9, 20, 125, 134, 429 s., 576. Mahanaim, 185, 504, 543 s. Malalecl, 88, Malaquías, 717. Malasar, 695. Maldición a la tierra, 73. — a la serpiente, 71. — a Cain, 81. — a Canaán, 111. a los transgresores de la Ley, 348. → Salmos imprecatorios, 529, 573. Maleach-Yahve. Vide Angel del Señor. Mambre, 140, 143, 152 s., 165, 170, 191, 228. Maná, **272-274**, 278 s., 305, 407. Manahem, 616, 634. Manases, hijo de José, 206, 222 s., 230. — Tribu de, 223, 352 s., 375, 387, 400, 403, 418 8., 424, 429, 431, 439. de Judá, 643 s., 666. sumo sacerdote, 716. Mandamientos. Vide Decálogo. — en el Paraíso, 61, 67. — de Noé, 104, — en el Sinaí, 284-286, 290. Mane, Tecel, Fares, 700. Manetho, 17. Manjares, Leyes relativas a los, 338, 605. Manué, 442, 446, Maón, 400, 492. Maquir, 230, 429, 543. Mar. 40, 44. — Muerto, 133, 141, **157\*** s. — Rojo, Paso del, 260-266, 260. — de bronce, 561, 568. Mara, 270 s. Mardoqueo, 719-723.

- Día de (fiesta de los Purim), 723,

741.

Marduc, 50, 122, 130. Marduc-Bel, 50, 52\*, 116, 698, 719. Maresa, 631, 663. Marfil, 524, 567, 639, 781. María, Madre de Dios, 72, 75, 241, 269, 317, 358, 368 s., 437, 457, 524, 586, 642, 649 s., 663, 670, 682, 684, 724, 777, 780 s., 788, 799. Fuente de, 551.hermana de Moisés, 234, 267, 269, 317, 358, 369. Mariamma, 746. Maronitas, 566. Masada, 490. Masfa (Masfat), 439, 451, 466 s., 471, Massebas, 182, 303. Matanías, 676. Matatías el Viejo, 733 s. — el Joven, 745. Matrimonio, Institución, 46, 63. Carácter moral, 55. --- de los patriarcas, 85, 148, 180. Impedimentos, 343. — de compra o de contrato, 171. — Levirato, 343, 456. - entre los «hijos de Dios» y las «hijas de los hombres», 87. Matrimonios mixtos entre judíos y gentiles, 343, 425, 443, 453, 714. — Divorcio, 343, 717. — Adulterio, 285, 343, 534 s., 696. - Unidad e indisolubilidad, 63, 343, 459. Matusael, 85. Matusalén, 88. Maviael, 85. Medaba, 375, 598, 743. — Mapa de, 157. Medad, 356. Medidas de capacidad, 152. — de peso, 20, **298**. Medos, 619, 651, 675, 683, 697, 700. Melca, 130. Melcart, 124. Melquisedec, 130, 143-145, 526. Melquisua, 498. Mello, 508. Mendes, 292. Menelao, 729, 740. Menes, 15. Merari, hijo de Leví, 234, 317, 353. → padre de Judit, 668. Mercenario, 345. Merenptah, 220, 232, 268. Merob, 485, 511. Merodac-Baladán, 639, 642. Merom, Lago de, 133, 141, 234, 416. Meroz, 429. Mes judío, 332. Nombre de los meses, 20. Mesa, 9, 78, **598**. Estela del rey Mesa, 9\*, 598\*.

Mesías, 224, 383 s., 394, 469, 518 s., 524, 548, 579, 607, 673, 681, 705.

Nombre del, 460, 521. - Reino del, 635, 646, 697, 699, 704. — de los samaritanos, 304. Mesón, 208. Mesopotamia, 130. Mespila, 117. Mesusa (Ta'eb), 337\*. Método histórico-crítico, 13, 15, 20. Metri, 471. Métrica, versificación, 520. Micas, 450. Micenas, 15. Micel, 485 s., 492, 505, 511. Midas, 15. Midrasch (Midras), 17. Miel, 137, 210, 311, 443, 649. Miércoles de Ceniza, 73. Mifiboset, 516. Migdol. Vide Magdalum. Miguel, 51 s., 628, 707. Milagros, 15, 240, 242-254, 263, 270, 358, 365, 367, 374, 405, 408, 414, 433, 473, 578, 583, 595, 599 8, 605, 609, 627, 639 S. Mina, 298. Minos, 15. Miqueas, 592, 663 s. Miriam (María), 234, 267, 269. Mirra, 137, 193, 210, 302, 304, 524. Misac, 605. Misael, 695, 698. Misericordia, 72, 79, 665. Mitos en la Biblia y mitos paganos, **19-21**, 24 s., 32, 50, 66, 76, 108, 130. Mitos astrales, 21. Mnevis, 204, 292, Moab, meabitas, 9, 135, 151, 156, 267, 371, 373, 375 s., 382, 385, 398, 400, 426, 454, 476, 488, 514, 593, 598, 605, 632 s., 667, 683, 743. Modernismo, 15. Modin, 733, 743 s. Moisés, 3, 18, 30 s.,; 234-401, 411, 520, Montaña de, 282. — Ultimos avisos de, 389-396. Mokatteb, Valle de, 273. Molino de mano, 436\*, 445. Moloc, 124 s., 385, 394, 638, 643. Momias, 230\* Monasterio de Santa Catalina, 283. Monedas judías, 744\*. — de plata, 192, 194, 217. Vide Talento, Mina, Siclo. Monismo, 56, Monogamia, 343. Monoteísmo, 18, 20, 22, 119, 122 S., 130, 264, 285. Monte de Santa Catalina, 282. Morder el polvo, 71. Moresa, 663. Moria (Moriah), 161, 163 s., 562, 651.

— Castigo, 343, 347, 365, 393, 720. Muerto agradecido, Cuento del, 618. Muertos, Libro (egipcio) de los, 30\*, 57, 123, 200. - Resucitar a los, 57, 82 s., 599, 605 s. — Visión, 692, 707. Juicio, 123. – Reino de los, 57, 194, 761. Mugeir, 130. Mujeres, 62 s., 67, 72 s., 343, 789. Descendencia de la, 72. Сотрга, 171. en el Santuario, 303, 322. egipcias, 197. Alfabeto áurco de las, 778. Multiplicación del género humano, 92. Mundo, Edad del, 36. Juicio del, 635, 651. - Reinos del, 697. Música, 85, 480, 510, 512, 568, 646, – Instrumentos de, 515\*. Musri, 139, 568. Mutesellim, 9, 20. Vide Mageddo, Mylitta (Belit), 122. N

Muerte, 57, 67, 73, 89, 339 s., 614, 641,

Naamán, 600. Naas, 472 s., 517, 542. Nabal, 492. Nabateos, 743. Nabonasar, 21, 577. Naboned, 130, 697, 699 s. Nabopolasar, 130, 630, 675, 699. Nabot, 591, 604. Nabucodonosor, 600, 115 S., 507, 675 s.\* Nabuzardán, 676. Nacimiento, Impureza del, 339 s. — virginal de Emanuel, 649 s., 682. Nacor, 88, 130, 168. Nadab, hijo de Aarón, 234, 288, 320 s., de Israel, 580. Nahum, 665. Nana (Nanea), 122, Natán, 458, 513, 535, 539, 551. Natineos, 322, 714. Nayot, 486 s. Nazarenos (Nazareos), 314, 342, 442, 445, 459, 650. Nebo, Monte, **380**, 398, 400, 676. — Deidad, 122. Necao, 643, 672, 675. Neftalí, hijo de Jacob, 180.

- Tribu de, 352 s., 400, 418, 424, 427,

429, 433, 619, 650. Montañas de 135.

Libro de, 708.

Nehemías, 3, 15, 708, **715** s.

Nemrod (Nimrud), 113, 116 5., 130. Nergal, 122, 135. Neriglisor, 700. Nicanor, 735, 740 s. Nigromancia, 57, 496. Nilo, 60, 200, 205, 234, 244. Nimrud. Vide Nemrod. Ninib, 122. Nínive, 113, 115, **117**, **6**07-**611**, 619, ... 630, 651, 665, 674. Ninus, 113, 117. Nippur, 9, 50, 113, 686. Nobe, 488-490. Noche, 37 s., 42 s. Nod, 83. Noé, 61, 78, 88 s., 93-97, 101-108\*, 110-**113**, 156. Mandamientos de, 104. Embriaguez de, 110. Noema, 85, 88. Noemí, 454-456. Noviluvio, 325, 487, 645. Nube (Scheschina), 304. - Columna de, 260, 263 s., 354. Número de israelitas en el éxodo, 258. — siete, 49, 600, 699. Números, Libros de los, 30, 352.

#### Λ

Nut, 123\*.

Obed, hijo de Rut, 456. - profeta, 616. Obededom, 509-511. Obediencia, 132, 164, 478. Obelisco, 204. Obra de los Seis Días, 12, 33, 37-50. Obras buenas, 628. Ocozías de Judá, 603 s., 633. — de Israel, 593, 633. Odollam, 488. Ofel (Ophel), 507 s. Ofir, 113, 567, 633. Ofni, 461, 463 s. Ofrendas, 311, 343, 717. Og, 375\*. Oham, 413. Oleo de ungir, 109, 291, 304, 524. Olivete, Monte, 135, 507, 541 s. Olivo, 102, 137\*. - Mente de los Olivos (Olivete), 135, 507, 541 S. — Ramo de, 102. On, 1 ide Heliópolis. Onías 1, 743. — 11, 793. — 111, 799, **728** s., 740. — su hijo, 725, 729. Onix (ónice), 60, 302. Ooliab, 291, 298. Opresión de Israel en Egipto, 231 s., 236, 242.

Oración, 156, 182, 186, 273, 276, 306, **336**, 366, 459, 586, 628, 701, 741. por los difuntos, 739. Vendas de, 337\*. — Manto de, 338\*. — de la mesa, 336. Oráculo, 123, 308. Orcomenos, 15. Orden de Israel en los campamentos, 353. Oreb, 435. Orfa, 454. Orgullo, 52, 68, 114, 118, 623, 721. Origen del hombre, 56, 64. Ormuz, 701. Ornán, 549 s. Osculo, 470, 521. Oseas profeta, 615 s. — de Îsrael, 617. Osiris, 123, 199 s. Osorkon, 631. Otoniel, 424 s. Oza, 509. Ozías de Judá, 613, 615, 634, 644, 647. → en Betulia, 668.

#### P

Paciencia, 755, 774. Padecimientos, 73, 753, 772 s. Padres, Manera de conducirse con los, 111, 285, 623. — Reunirse con los, 57, 171. - del linaje humano, 64, 75. Paganismo, 119, 127, 752. Mitos paganos, 50, 76, 107. – *Vide* Idolatría. Paganos, Virtudes de los, 121. Palacio real, 567. Palestina, Vide Canaán. Palmeras, 137, 271. Palmira, 568, Paloma, 102, 107, 109, 311, 340. Panbabilonismo, 15, **21**, 32, 39, 55, 290. Paneas (Banias), 133, 644. Panes ácimos, 256, 259, 301, 311, 326 s. — de la proposición, 301, 306, 488. — Mesa de los panes, 301\*, 306 s.. 561. Panteísmo, 34. Panteón de los Reyes, 553. Papiro, 30, 286. Escrito en, 9\*. — Prisse, 30\* Arbusto del, 234\*. de Syene-Elefantina, 725\*. — Nash, 286\*. Parábola, 23, 436, 535, 618, 666. — de la viña, 646. Paraíso, 46, **59-61**, 65, 67 s., 74, 76.

— Arboles del, 59, 61, 67 s., 76\*.

— Ríos del, 60, 76.

— Mitos acerca del, 76. Paralelismo de miembros, 520.

Pleti, 541.

Paralipómenos, 500. Parsismo, 20. Parteras (comadronas), 169, 231. Partidos judíos, 748. Partos, 746. Pascendi, Encíclica, 15. Pascua, Fiesta de la, 256, 325-327, 354, 407, 672, 710. - Celebración de la, 327 256-259, — Cordero pascual, 310. 326 s., 335. - Banquete pascual, 327. — *l'ide* Passah. Pasión de Jesucristo, Vide Jesús. Pasiones, 79 s., 192, 499. Pastores, 680, 691, 713. Patriarcas, 19, 86, 88, 127 s., 130-230. Edad de los, 89, 112. — Epoca de los, 127 s. Paz, Amor a la, 138. Pecado, Consecuencias del primer, 70. — de los ángeles, 52, 69. — de los hombres, 66-70. — mortal, 69. — original, 64, **75**, 104, 536, 678, 701. Pecados, 52, 66-75, 120, 253 s., 339. — que claman al cielo, 81, 154. — Confesión de los, 70, 312, 314, 331. — Caída en, 66-76. Castigo de los, 71, 73. - Perdón de los, 315, 538, 645, 664, 713. Peces, 44, 338. — en Egipto, 355. — Pez de Jonás, 609. — de Tobías, 625, 627. Penitencia, 73, 75, 96, 536-539, 610 s., 643, 677, 713. Pentateuco, 18, **30** s., 402. — Crítica del, 15, **31**, 152, 310, 351, 500, 672. Pentecostes, 325, 328. - Milagro de, 118. Perea, 135. Peregrinaciones, 325, 459. Períodos, Teoría de los, 33. - glaciares, 91, 97. Persas, 111, 651, 683, 697 s., 700, 703, 705 s., 708. 710, 714, 719 s., 725, 737.Pesimismo, 779. Peste, 549, 639, 676. Pethor, 376. Phase, Vide Pascua. Pío VI, 29. — X, 1, 5, 7, 13, 15, 29. — XI. 7. Piramides, 232. Pitón, **231** s., 257. Pitonisa de Endor, 496. Plagas de Egipto, 242-255. Plantas, 41, 137. Alimentación vegetal, 46.

- venenosas, 41.

Pobres, 314, 323, 340, 623. - Diezmo de los, 323. Poesía hebraica, 520-533, 753-800. Poligamia, 85, 148, 343, 570. Politeísmo, 119 s. — Vide Paganismo. Pompeyo, 746. Pozos, 159, 180, 193, 237. Pragmatismo de la historia sagrada, 10 5. Preadamitas, 64. Prehistoria, 56. Prenda, Tomar en. 344. Prerrogativas del hombre, 54. Primer pecado, Consecuencias del, 70. Primicias, 311, 323. Primogénitos de los egipcios, 255, 257. --- de los judíos, 258, 340. Primogenitura, Derecho de, 172, 174, 176, 222, 224. Procesión, 330, 407 s., 510, 528. --- de dioses, 122\*. Cantos procesionales, 510. Procuradores de Judea, 746. Profecía, 20. Profecías, 1, 15, 578. Vide Jesucristo. Profetas, 394, 572, **578** s. — Capa o manto de los, 589, 595. — Escuelas y discípulos de los, 470, 578, 588, 594, 599 s., 697, 748. – Fuente del Profeta, 588. — Profecía, 20. → y los sacrificios, 311. — Profetisas, 672. Menores, Libro de los Doce, 3. Profetizar, 356. Propiciatorio, 300, 305. Prosélitos, 104, 339. — Bautismo de los, 339. Protocanónicos, Libros, 3. Proverbios, Libros de los, 775, 778. Providencia, 177, 229. Providentissimus Deus, Encíclica, 6, 11, 13 S., 17, 23, Prueba de los ángeles, 52, 69. — de los hombres, 67. Pseudo-Smerdis, 710. Ptah, 123. Ptolemaida (Akko, Akka), 743. Ptolomeo, Lago, 725. - Filometor, 725. — Filadelfo, 726. — Filopator, 725, 794. V. Epífanes, 9, 728. general, 735. — yerno de Simón Macabeo, 745. Ptolomeos, 725. Pudor, 74, 111. Pueblo de Dios, 127 s., 284, 288. Vide Israel.

Pueblos salvajes (naturales), 56.

Pureza (purificación), 189, 330 s. — Leyes de la purificación, 330 s. — Agua de la purificación, 75, 340, Purgatorio, 57, 739. Purim, Fiesta de los, 332, 719, 723, 741. Purisalgati, 577. Púrpura, 298.

#### Q

Putifar, 196-198, 202.

Querubines, 51, 74, 76, 300, 304 s., 560,

#### R

Rabbath-Ammón, 375, 517, 534, 539, 5+3. Rabsaces, 639. Racimo, 360. – Torrente del, 142, 360. Racional (pectoral), 318 s. Racionalismo, 14, 638, 649. Rafael, 51, 622, 624-629, Rafaim, Valle de 509, 514. Rafaitas, 375, 546. Rafidim, 275 s. Rages, 619, 622, 624 s. Raguel (Jetró) 237. - amigo de Tobías, 622, 625-627. Rahab, 404, 408, 422, 760. Rama, 427, 682. Ramman (Rimmon), 122. Rammannirari III, 608. Ramata, 459, 467, 478, 486, 492, 495. Ramat-Legui, बुड्य Ramesses 221, 231 s., 257 s. Ramsés II, 221, 232 s., 268. Ramsés III, 199. Ramot, 387, 439, 592, 603 s. Raquel, 130, 171, 180, 183 s., 187, 199, 212, 215, 222, 470, 682. Sepulcro de, 187, 190. Rasin, 616, 638, 649. Ratones, 464, 639. Razas, 64. Razias, 740. Razón, 570. Re, 39, 123. Realeza, Lev de la, 393, 471. — en Israel, 343, 347, 393, 469, 473. del Mesías, Vide Jesús. Rebeca, 130, 160, 168-172, 174, 176-178, 18o. Rebla (Reblata), 675, 708. Recab. 506. Rechoboth-Ir, 113. Redentor, Vide Jesucristo, — Expectación del, 64, 72, **750**. Refugio (asilo), 307, 347, 555.

— Ciudades de, 387.

Reino de los muertos, 57, 194, 761. - de Cristo. Vide Jesús. Reinos del mundo, 697. Relatos duplicados, 26, 53, 106, 138, 159, 639. Religiones, Origen de las, 119 s. Historia de las, 10, 56. Su historia comparada con la Biblia, 19-31. Religión de Israel, 19. Reliquias, 605 s. Reloj solar, 640, 642. Rommón, 451. Reparto de Canaán, 418. Repudio, Escritura (libelo) de, 343. Resen, 113, Resurrección, 571, 611, 692, 707, 731, 739, 765. → de Cristo, 164, 522, 609, 614, 658. Rethma, 359. Reu, 88. Revelación divina, 1, 18-22, 30, 32 8. relación con la Inspiración, 5.
en el Sinaí, 238-241, 284 s., 351. — primitiva, 1, **20**, 25, **32**, 72. Rey, Valle del, 144, 544. Reyes, Panteón de los, 553. Rima, 520. Roca, 275, 280. Rogel, 551. Rohob, 360. Romanos, 111, 697, 742 s., 745 s. Rosa, 137. — de Jericó, 788\*. Roboam, 142, 555, 570, **572-576**, 580, Roseta, Piedra de, 9. Restro de Dios, 296. Rut, 17, 454-457, 488. Libro de, 543.

### S

Saba (Sabá), sabeos, 113, 525, 569, 659, — Reina de, 509. Sábado, 38, 48-50, 274, 285, 325, 390, 645, 680, 734. — Celebración del, 49, 291, 298. Sábado, Santidad del, 49, 274, 285, 741. Culto del, 793.Año sabático, 333, 396, 725. Profanación del, 363, 741.

— babilónico, 49.

Sabiduría, Libro de la, 794, 800. — divina, 685, 770, 776, 788, 799 s.

— humana, 557, 569.

— Petición de Salomón, 556 s.

Sacerdotes, 319\*, 340, 353 s., 362, 364, 367, 393, 396, 460, 465 509, 552, 574, 634, 662, 708, 710, 714.

— Consagración de los, 320 s.

- Legislación acerca de los, 31, 310. — Ciudades sacerdotales, 323, 387.

- Sacerdocio premosaico, 285, 292.

Origen del sacerdocio aaronítico,

— Sacerdotes-levitas, 317.

- Vide Sumo Sacerdote.

Sacramento del altar, 259, 269, 279. 308, 523, 589, 692, 712 s., 771.

Sacrificio, 31, 74 s., 77-79, 125, 164. 184, 242, 259, 277, 311-316, 419, 440 s., 478, 536, 562-565, 613, 645, 702, 705 S., 717.

— de Noé, 104.

— de Abraham, 161 s.

— de Melquisedec, 144 s.

 de Saúl, 474. — de Samuel, 467.

- de Manué, 442.

-- de Jefté, 439-441. de Elías, 583-586.Víctimas, 77.

Espíritu con que se ofrecen, 79.

 Banquete del sacrificio (sacrificial), 277, 312, 314, 320, 777.

Manera de efectuarlo, 312.

— Eficacia, 315.

Leyes (mosaicas) relativas al, 311.

 Los profetas y los sacrificios, 311. — Sacrificios humanos, 125, 163 s., 408, 440 s., 598, 638, 643.

— de la Misa, 145, 252, 259, 316, 523, 706, 716, 717.

-- Sacrificios paganos, 122, 125.

- por celos, 311, 343.

- por la construcción, 408.

— propiciatorio, 75, 78, 164, 256, **313**, 330.

— pro delicto, 313, 658.

— pro peccato, 250, 313 s., 342.

- matutino, 314, 325, 598, 710. Sacrificios incruentos, 311, 325.

- humanos, 78, 125, 164, 408, 440 s.,

598, 638, 643.

Sadoc, 459, 489, **511**, 515, 542, 545, **551**, **555**, 748.

Saduceos, 57, 748.

Safán, 672. Salario, 344.

Sale, 88.

Salem, 144, 507.

Salmana, 435.

Salmanasar I, 507.

Salmanasar, II, 605\*, 619.

— III, 608.

— IV, 617, 619.• Salmón, 408,

Salmos, 510, 515, 518, 520-533, 536 s.,

penitenciales, 520, 536 s.

 imprecatorios, 529. mesiánicos, 521-533.

--- graduales, 330, 520.

— de Salomón, 750.

— Salterio, 520. Salemón, 18, 332, 520, 525, 539, **550**-**573**, 775, 779 s., 794.

- Salmos de, 750.

- Juicies de, 556.

Salterio, 520.

Saludo, 187.

Salumit, 334.

Samaria, 9, 31, 418, 574, 577, **580**, 500, 503, 507 002, 004, 606, 614, 616 s., 716.

- Samaritanos, 31, 394, 402, 617, 710, 715, 725. 580,

- V*ide* Israel, Samas, 122.

Samgar, 423, **426**, 429.

Samuel, 3, 423, 453, 458, 460-462, 466-474, 477-479, 186, 492, 495 s., 507.

Samuges, 643, 698.

Sanaballat, 715 s.

Sancta Sanctorum, 300, 305 s., 318, 331, 559 S.

Sandalias, 256.

Sanedrín (o Sinedrio), 393, 747.

Sangre, 78, 81, 104, 244, 287, 312, 314, 338

— del cordero pascual, 256, 258.

— Rociar la, 287, 312, 314, 340.

Comer la, 104.

— Consanguinidad, 343.

Sansón, 423, 426, 429. — Enigma de, 443.

Santificación, 150.

Santuario, 301, 305-309, 560.

Sara, 130, 132, 138 s., 148 s., 152 s., 150, 165, 170, 228, 625-628.

– mujer de Tobías, 622.

Saraa, 442, 446,

Saraías, 515, 708. Sarasar, 620.

Sardanápalo, 20, 643, 666.

Sargón I, 15, 116, 234. — II, 577\*, 617, 619 s., 639, 651, 655. Sarepta, 583, 601.

Sarón, 133, 418.

Sartán, 405.

Sarug, 88.

Sarvia, 479, 493, 504 s., 542.

Satán, 66 s., 70-72, 74, 754.

Saúl, 469-482, 484-499, 501 s., 506,

516, 546. Saulo, 226.

Schasu, 219 s. — Vide Hycsos.

Schear-Yasub, 649 s. Scheba (Saba), 525.

Schechina, 304.

Schenassar, 708. School, 57, 365, 522. Scheschbassar, 708, 710. Schoham, 60. Seba, 545 s. Seboin, 143, 150. Sedecías, 676 s., 681, 690. Sefela, 133. Séfora, 231, 237, 241, 277, 358. Segor, 143, **155** s., 400. Sehon, 373, 375. Seir, 135, **176**, 185, 187, 382, 399, 418. Seis días, Obra de los, Vide Exameron. Sela, 176. Seléucidas, 728-845. Seleuco IV, 728, 740. Sella, 85. Sellum de Israel, 161. — de Judá, 6**75.** Sem, 88, 110 s., 113, 687. Semitas, 20, 220\*, 232\*. Semana, 49. Semanas de Da**ni**el, **7**05 Semeí, 542, **545**, 553, **555**. Semeias, 573, 576. Semerón, 580. Semma, 514. Senaar, 113 s., 143. Senaquerib, 116, 507, 533, 617, 620, 639, 654. Señorío del hombre sobre la tierra, 46. Separación de fuentes, 14, 19, 31, 231, 402, 458. Sepelio, 165 s., 171, 191, 228, 400, 421, 488, 554, 570, 620, 675. Sepulcros, 165. — de la Concupiscencia, 357. Scrafines, 51, 647 s. Serón, 735. Serpiente (culebra), 66-68, 70-72, 76, 240-242, 374, 703. — de bronce, 374\*, 639. Peña de la 551. Serubabbel, Vide Zorobabel, Sesac, 514, 570, **576\***, 631. Set, 77, 86, 88. Setenta, Los, 27, 726. Seti I, 221. Settim, 385, 404. Seudoepigrafos, 750. Siceleg, 494, 497, 501, 506. Siclo, 165, 298, 744. Siddim, Valle de, 157. Sidón, sidonios, 113, 416, 507. Sidrac, 695. Siega, 136, 326, 328 s., 333, 344. — Fiesta de la, 328 s. Siervo de Dios, Profecía del, 656-658. Siete, Número, 40, 600, 600, Signo de salud, de salvación, 689. Silo, 418 s., 450 s., 450-461, 575.

Siloé, 330. Inscripción de Siloah, 9\*. Simbolismo de los números, 291. Símbolos de los dioses, 120. Animales simbólicos, 44 s. — Números simbólicos, 291. Simeón, hijo de Jacob, 180, 188, 203 s., 211, 222, 418, 424, 573. Tribu de, 323, 352 s., 385, 390. Simón Macabeo I, 734, 736, 742-745- II, sumo sacerdote, 793. prepósito del Templo, 728 s. Sin, 237, 271, 359, 398. Divinidad, 122, 130, 237. Sinagoga, 328, 725. — La gran, 393, 725, 747. Sinaí, 9, 19, 30 s., 135, 160, 237, 268\*, 270, 273, 281\*-285, 291, 352, 589. Sión, 163, 507-511, 513, 562, 636, 653 s., 663, 740, 744. Sippar, Vide Acad. Siquem, 132, 138, 188 s., 193 s., 223, 387, 411, 418, 421, 436, 573. - ĥijo de Hemor, 188. Siria, sirios, 133, 507, 514, 517, 589 s., 592, 602, 605, 612, 616, 631, 633 s.. 728-746. — Desierto sirio, 133. Sepulturas sirias, 133. → Idolatría siro-fenicia, 124. Sísara, 427-429. Sistro, 512\*. Spiritus Paraelitus, Encíclica, 7, 11 s., 17, 29. Soba, 476, 514, 568, 570. Sobac, 517. Soberbia, 52, 69, 778. Sobi, 543. Socot, 188, 232, 257 s., 260. Sodoma, 138, 143 s., 154-158. – Manzana de, 158. Sodomía, 154, 451. Sofar, 756, 761, 766. Sofocados, Animales, 338. Sofonías, 674. Sol, 41, 43, 123. — Paro del, 414. — Reloj solar, 640, 642. — de justicia, 718. Somer, 580. Sorec, 445. Sua, 617. Subordinación de la mujer, 73. Sueño, 1.7, 192, 198-202, 697, 699. Interpretación de sueños, 199. — profundo (tardema), 63. Suertes, 409, 471. Suez, 265, 281. Suf (Sapha), 470 Suha (Sue, Suach), 756. Sulamitis, 780. Sumerios, 20, 113.

Sumir, 113.

Sumo sacerdote, 305, 318 s.\*, 321, 324 s., 331, 347, 350, 371, 393, 459, 489, 511, 515, 634, 667, 672, 710, 715, 725, 729, 740, 743 s., 749.

— Pontificado de Cristo, 324.
Sunam, 496, 509.
Superstición, 122, 183, 213, 496.
Sur, 159 s., 260, 270, 281.
Susa, 91, 694, 702, 715, 719.
Susana, 696.
Sutech, 220.
Svllabus de Pío X, 1, 5, 7.

#### T

Taanek (Thanach), 9, 20, 125, 429. Tabeel, 649. Tabeera, 354. Tabernáculo, 172, 308 s. premosaico, 274, 295.
del Señor, 291. 298 s.\*, 304-309, 418, 489, 511, 559, 676. - Historicidad del, 299. — Dedicación del, 304. Tabernáculos, Fiesta de los, 3, 325, **329** s., 396, 562, 574, 710, 716, 735, Tabla de las naciones, 98, 113. Tabor, 134, 427 s., 430, 470. Tadal, 143. Ta'eb, 394. Tafnis, 677. Talento, 298. Talión, 529. — Lev del, 347. Tammuz, 122. Tamar, 196, 540. Tamnata, 443. Tamnatsare, 420 s. Tanac, Vide Taanek Tanis, 142, 220, 232, 257. Taraca, 639, 743, 665. Tarde, 38, 256. – Sacrificio de la, 311, **325**, 705, 710. Tardema (sueño profundo), 63. Tare, 88, 130 s. Tarsis, 113, **525**, 567, 608. Tau (T), Signo de salud, 689. Tebas, 123, 665. Tebes (Tubas), 436. Tebni, 580. Tecua, **540**, 615. Teglatfalasar, 507, 514, 616 s., 619. 638, 650 s. Tell el-Amarna, 9, 20, 144. Tell el-Mutesellim, 9, 20. Tell es-Hesy, 9, 20. Vide Amarna. Vide Mageddo. Teman, 756. Tempostad, 285, 429, 467, 473, 773. Templo, 513, 548, 552 s., 558\*-565 672, 676, 693\*, 710 s., 728 s., 735, 741, 746, 793.

Templo, Explanada del, 549. Archivo del, 3.
Doncellas del, 323, 441.
Purificación del, 735, 744. → Tesoro del, 728 s. Torre del, 114. — Tributo del, 291, 298. — de Elefantina, 725. — de Heliópolis, 725. — del Garizim, 716. → Dedicación del, 562-564, 710, 735. Tendencia de la Biblia, 17. Tentación, 67 s., 80. Teocracia, 343. Teodoción, 706. Teofanía, 70, 186, 238 s., 285, 288 s., 589, 688, 704, 773. Terafim, **183**, 450, 486, 613. Terapeutas, 748. Terebinto, 137, 210. — Valle del, 481. Tersa, 574 s., 580. Tesbi, 581. Testamento, Antiguo y Nuevo, 160, 200. Testigos, 347. Testimonio, Falso, 285, 696. Texto, Transmisión del. 27. — primitivo de la Biblia, 27. Tha'anach, Vide Taanek. Thanach, Vide Taanek. Thadmor, 568. Tholedot, 53. Thora (Tora), Vide Libro de la Ley. Tiamat, 39, 50, 52. Tiara, 318 s. Tiburón, 609. Tiempos sagrados de los judíos, 325-335. Tierra, La, 35-46, 81, 102. Tigris, 60, 114, 117, 625. Timbal de mano, 512\*. Timoteo, 736, 738. Tinieblas, 35, 37, 253. Tipos (figuras), 1.
— Vide Jesús, María, Iglesia, etc. Tirinto, 15. Tiro, 467, 507, 558, 615. Tiropeon, 508. Titanes, 115. Tobías, Pez de, 625, 627. — el Viejo, 619-630. — el Joven, 623-630. — Libro de, 17, 618. — el amonita, 715. Tola, 437 Tophet, 638. Tora, Vide Libro de la Ley. Toro alado asirio, 688, Torta cocida al rescoldo, 152, 258, 580-Torre de Babel, 114 s.\*, 118 s. — de David, 508. - del Ganado, 190. Torres escalonadas, 182.

Tot, 123\*. Tou, 514. Trabajos forzados en Egipto, 231 s.\*, 236, 239, 242. — en el Templo, 558. Traconitis, 135. Tradición (transmisión), 16, 32, 107. del texto bíblico, 27.
del relato de la Creación, 33.
Tradiciones populares, 17, 25, 107 s., 414, 447. Traducción de la Biblia, 27, 726. Transmisión del texto, 27. Tributo del Templo, 291, 298. Trifón, 743-745. Trigo egipcio, 200\*. Trinidad, Alusiones a la, 34, 46, 74, 152, 331, 647. Trompetas, 325, 354. Trono de Salomón, 567. Troya, 15. Tubal, 113. Tubalcaín, 85. Tucut, 232. Tummin, 318, 324, 399. Túnica, 197, 318. Tutenkamum, 203\*. Tutmosis III, 233, 268, 402, 569. Tylon, 123.

#### U

Ugbaru (Gobryas), 700.
Unción, 179, 320, 460, 470, 479, 604, 705 s.
Ungido, 460, 521.
Ungüento, 193, 291, 304, 524.
Unidad del género humano, 64, 113.
— de lengua, 114.
Unicornio, 523.
Ur de Caldea, 130.
Urías general, 534.
— profeta, 675.
Urim, 318, 324, 399.
Uruk, 113.
Urusalimu, 402.
Usura, 710.
Utnapistim, 108.

#### v

Uz, 754.

Vaca roja, 340. Vara, 256, 482. — de Moisés, 240-242, 263, 275, 370. — de Aarón, 300, 305, 367 s. — de Eliseo, 599. Vástago (retoño, raíz) de Jesé, 650. Vasti, 720 s. Vegetales, 41, 137. — Alimentación vegetal, 46. Velo que cubría el rostro de Moisés, 207. del Tabernáculo, 300 s. — del Templo, 560. Vellocino de Gedeón, 433. Vestido, *Vide* Indumento. Viaje marítimo, 633. Vid, 137. Vida, Arbol de la, 59, 61, 76. — Libro de la, 295. Vigilantiae, Encíclica, 11, 13. Vindicta, 347. Vino, 321, 327, 340, 360, 566. - Libación, 301, 311. Viña, Canción de la, 646. Virginidad, 62, 269, 440 **s.,** 677. — de María, 72. Nacimiento virginal de Emanuel, 649 s., 682. Virtudes de los paganos, 121. Visiones, 33, 63, 143, **147**, 647, 688.

— Teoría de las, 33. Viticultura, 110, 137, 199\*. Viudas, 343 s. Votos, 179, 342, 372, 439, 459, 779 Vide Nazareos. Vulgata, 2, 27.

### Y

Yahve (Jehová), 18, 20, 54, 237, **239**, 241. Yavista, 31. Yesca, 130. Yeschurun, 397.

#### Z

Zaba, 625. Zabulón, hijo de Jacob, 180. — Llanura de, 134. — Tribu de, 352 s., 418, 424, 427, 429, 433, 439, 650. Zacarías profeta. 710, 712 s. de Israel, 616. — hijo de Jeíada, 634. Zambri, 385. 580, 604. Zaphnat-paneach (José), 202 s. Zara, 196, 631. Zarza ardiente, 238 s., 241. Zeb, 435. Zebee, 435. Zelfa, 180, 192. Zephat (Horma), 372, 424. Zif, 490, 493. Ziggurat, 114\*. Zin, 354, 359. Zoan, 232. Zorobabel, 708-711.

# Indice de grabados

El Sinaí (frente a la portada)

| Figs. |                                 | Págs. | Figs. |                                | Págs |
|-------|---------------------------------|-------|-------|--------------------------------|------|
| Ι.    | Escritura de la estela de       |       |       | ra mural de un sepulcro en     |      |
| 1.    | Mesa, rey de Moab               |       |       | Benihasán (Reino Medio) .      | 104  |
|       | Escritura de la inscripción     |       | 27.   | TS 1 1 't TS1                  | 194  |
| 2.    |                                 |       | 27.   | ral de Benihasán               | 104  |
|       | de Siloah                       | 9     |       |                                | 194  |
|       | Escritura jeroglífica egipcia . | IO    | 28.   | Prensa del vino en Egipto.     |      |
| 4.    | Nombres del rey Ptolomeo        |       |       | Pintura mural del sepulcro     |      |
|       | XIV y de Cleopatra en escri-    |       |       | de Chnemhotep                  | 194  |
|       | tura jeroglífica, en un obelis- |       | 20.   | Triticum compositum (trigo     |      |
|       | co de File                      | IO    |       | egipcio)                       | 195  |
| 5-    | Escritura hierática (en pa-     |       | 30.   |                                |      |
|       | piro)                           | 1 )   |       | 1350 a. Cr.). Pintura mural    |      |
| h.    | Ladrillo asirio bilingüe que    |       |       | de una sepultura de Tebas.     | 197  |
|       | contiene un himno a la luz.     | 12    | 31.   | Mapa del país de Gesén .       | 200  |
| 7.    | Escritura cuneiforme babiló-    |       | 32.   | Cofre de madera, para mo-      |      |
| •     | nica antigua                    | 13    |       | mias, con pinturas e inscrip-  |      |
| 8.    | Escritura cuneiforme asiria .   | 13    |       | ciones jeroglíficas            | 215  |
|       | Códice de los profetas con      |       | 33.   | Operarios semitas. Pintura     |      |
| ٠,٠   | puntuación babilónica.          | ++    |       | del sepulcro de Rechmerê" en   |      |
| 10.   | Fragmentos del papiro Pris-     | 77    |       | Abd-el-Kurna                   | 218  |
| 10%   | se. Libro egipcio de los        |       | 34.   | Arbusto del papiro             | 210  |
|       | Muertos                         | 50    | 35.   | Pachytylus migratorius         | 232  |
|       | Lucha de Marduc (Bel) con       | 30    | 36.   | Zuhēf en flor                  | 234  |
| 11.   | el dragón (grifo)               | 78    | 37.   | Mapa de la península de Si-    | ٠.   |
| 12.   | Chnum, formando en el tor-      | 1.    | "     | nai y de Canaán                | 244  |
| 12.   | no de alfarero a Amenofis III   |       | 38.   | Meseta er-Raha con el mon-     |      |
|       | y a su espíritu protector       | 80    |       | te de la Ley                   | 254  |
|       | Relieve asirio de mármol,       | 00    | 30.   | Mapa del Sinaí                 | 255  |
| 13.   | en Nimrud; árbol sagrado        |       | 40.   | La copia más antigua de los    |      |
|       |                                 | 102   |       | Diez Mandamientos              | 259  |
|       | con figuras de dioses alados.   | 116   | 41.   | Toro de bronce de Rihab .      | 263  |
|       | El arca                         | 11()  | 42.   | El Tabernáculo en el de-       |      |
| 15.   | mio Severo (antes del 199) .    | 124   | '     | sierto                         | 270  |
| 16.   | Noé en el arca. Pintura mu-     |       | 43.   | El arca del Testamento .       | 271  |
| 111.  | ral del cementerio de santa     |       | 44.   | La mesa de los panes de la     |      |
|       | Domitila en Roma                | 124   |       | proposición                    | 272  |
| V-    | Ladrillo de Warca, con ins-     | 124   | 45∙   | El candelabro de siete brazos. | 273  |
| 17-   | cripciones cuneiformes          | 131   | 46.   | El altar del incienso          | 273  |
| 18.   | Plano de Babilonia              | 133   | ∔7·   | El altar de los holocaustos .  | 274  |
| 10.   | Relieve asirio. Procesión de    | .30   | 48.   | Sumo sacerdote                 | 283  |
|       | los dioses                      | 130   | 49.   | Sacerdote                      | 284  |
| 20.   | Mapa del antiguo Oriente .      | 147   | 50.   | Judío con cedulitas y vendas.  | 207  |
|       | Configuración vertical de Pa-   | 17    | 51.   | Manto de oración con borlas.   | 298  |
| ~     | lestina                         | 150   | 52.   | Cedulitas para la frente .     | 208  |
|       | Ramo de granado                 | 152   | 53.   | Cedulitas para las jambas de   | _    |
| 23.   | Ramo de olivo                   | 152   | 0.0   | las puertas                    | 298  |
|       | Vasija de piedra calcárea, en   | J.    | 54.   | Cedulitas y vendas en el       |      |
|       | forma de camello, encontrada    |       |       | brazo                          | 200  |
|       | en un sepulcro egipcio          | 155   | 55.   | Almendro                       | 316  |
| 25.   | El mar Muerto                   | 168   | 56.   | Serpientes de bronze de Ge-    |      |
| 26.   | El mar Muerto                   |       | , ,   | zer                            | 320  |

| Figs. |                                                | Pågs. | Figs.                                 | Págs.           |
|-------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| 57-   | Soldados haciendo la guardia (siglo IX a. Cr.) | 363   | 69. Sitio y planta del Tem<br>Salomón |                 |
| 58.   | Molino de mano                                 | 370   | 70. Altar de los holocaust            | os del          |
| 59.   | Sección vertical de Jerusa-                    |       | Templo de Salomón                     |                 |
|       | lén                                            | 422   | 71. Pila portátil de Larna            | ıka 466         |
| 60.   | Tañedoras egipcias de arpa,                    |       | 72. Lista de victorias del 1          |                 |
|       | flauta, lira y pandero. Pin-                   |       | sac (Sesonquis). Relie                |                 |
|       | tura mural egipcia                             | 425   | templo de Karnac .                    |                 |
| 61.   | Tañedor de arpa. Pintura                       |       | 73. El rey Sargón II con i            |                 |
|       | mural de un sepulcro de Be-                    |       | sus generales                         |                 |
|       | nihasán                                        |       | 74. El rey Teglatfalasar              |                 |
|       | Sistro                                         |       | carro de guerra.                      |                 |
|       | Címbalo egipcio                                |       | 75. Estela del rey Asarh              |                 |
|       | Campanillas egipcias                           |       | 76. Camafeo de Nabucodo               |                 |
| 65.   | Taza fenicia con escenas de                    |       | 77. Toro alado asirio .               |                 |
| 4     | sacrificios y tañedoras                        |       | 78. Vista general del Tem             |                 |
| 66.   | El Cenáculo, con el supuesto                   |       | Jerusalén según Ezequ                 |                 |
|       | sepulcro de David                              |       | 79. Estela del rey Ciro, er           |                 |
|       | Mausoleo de Hiram.                             |       | ghab (hacia el 400 a. C               |                 |
| 08.   | Puerta meridional del Tem-                     |       | 80. Siclos sagrados de la             |                 |
|       | plo de Salomón                                 | 462   | del primer levantamie                 | nto 63 <i>2</i> |

#### Láminas al final del libro

**Lámina 1:** a Estela de Ammurabi (parte superior) (9). — b Relieve asirio representando un árbol sagrado (76). — c Reconstrucción de la torre de Babel (116).

Lâmina 2: a y b Vasijas cananeas de arcilla, halladas en la antigua Jericó (406). — c Estela del rey Mesa de Moab (599). — d Carta de Abdichiba de Urusalini a Amenofis IV (144). — e Músicos asirios. Relieve de Asurbanipal hallado en Kujundschik (512). — f Sello de Schem'a de Meggido. Jaspe con la leyenda: (sello) «de Schem'a, ministro de Jeroboam» (612).

**Lámina 3:** a Tot y Nutt (a la izquierda) e Isis, Harsiesis y Haroeris (a la derecha) bendicen a Ptolomeo XIII Neos Dionisos (123). — b Hator, representado en figura de vaca, con Amenofis II, consagrado por Amenofis III (123). — c Astarte. Figura de bronce de Taanek (425).

Lámina 4: a Dolmen hallado junto a Chirbet Keraziye (376). — b Papiro

arameo de Elefantina (725).

**Lámina 5**: a Caravana de semitas (la «familia de Jacob»). Pintura mural del sepulcro de Chnemhotep en Benihasán (221). — b Cabeza de filisteo (Pulasati). Relieve egipcio del tiempo de Ramsés III (159). — c Cabeza de keta (heteo). Relieve egipcio (10). — d Tipos judíos de la lista de victorias del rey Sesac (583). — e Salmanasar II recibe embajada y tributos de Jehú, rey de Israel. Relieve del obelisco de Salmanasar II (Nimrud) (605).

Israel. Relieve del obelisco de Salmanasar II (Nimrud) (605). **Lámina 6:** a Excavaciones de edificios cananeos en el lugar de la actual Jericó (406). — b Vista de Jerusalén desde el Hospicio de San Pablo (508).

Las cifras entre paréntesis se refieren a los números marginales de la obra.

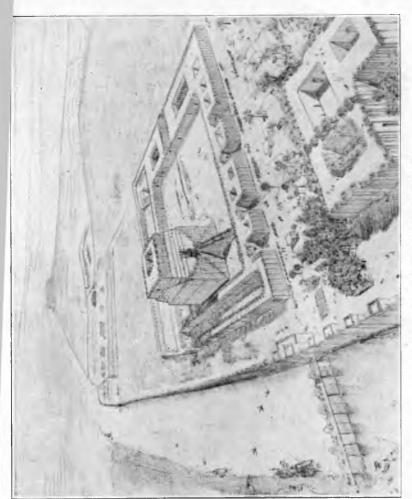

(Tomada de la revista Mitteilungen der Deutschen Grient-Gesellschaft.)
(Texto en el número 116.) Reconstrucción de la torre de Babel. Ü



(Texto en el núm. 76.)

(1947-1905 a, Cr.). (París, Louvre.)

(Texto en el núm. 9.)

b. Relieve asirio que representa un árbol sagrado, (Londres, Brit. Museum.)



c. Estela del rey Mesa de Moah. (Hacia el 850 a. Cr.). (Pa ís. Louvre. Fot. Giraudon) (Texto en el núm. 599.)



e. Músicos asirios. Relieve de Asurbanípal, Hallado en Kujundschik.
(Hacia el 678 a. Cr.)
(Londres, Brit. Museum. Según Lagard)
(Texto en el mim. 512.)





Vasijas cananeas de arcilla, halladas en la antigua Jericó. En posesión de la Sociedad Orientalista Alemana,

(Texto en el núm. 406.)



d. Carta de Abdichiba de Urusalim a Amenofis IV (1375-1358 a. Cr.). Berlín, Museos, (Según Jeremías, ATAO) — (Texto en el núm. 144.)



f. Sello de Schema de Megiddo, Jaspe con leyenda: [sello] "de Schema, ministro de Jeroboam", (780 a. Cr.) (Texto en el núm. 612.)



a. Thot y Nut (a la izquierda) e Isis, Harsiesis y Haroeris (a la derecha) bendicen a Ptolomeo XIII Neos Dlonisos (80-52 a. Cr.). Relieve de Kôm Ombo.

(Texto en el núm, 123.)



c. Astarte. Figura de bronce de Taanek. (Segun Sellin.) (V. núm. 425.)



 b. Hator, representado en figura de vaca, con Amenofis II, consagrado por Amenofis III. (1411-1375 a. Cr.);
 procedente de Deir-el-Bahri,

(El Cairo, Museo. Según Revue des Beaux-Arts.) (Texto en el núm. 123.)



a. Dolmen hallado junto a Chirbet Keraziye, (Texto en el núm. 376.)



b. Papiro arameo de Elefantina.

(Berlín, Museos.)

Fragmento (mitad derecha) de las líneas 18 a 23; la comunidad judía de Elefantina dirige a Bagohi, gobernador de Judea, suplicando le sea otorgado recdificar el templo judio de dicha isla,

(Texto en el núm. 725.)



a. Caravana de semitas (la "familia de Jacob"). Pintura mural del sepulcro de Chnemhotep, en Beni-Hassán. (1900 a. Cr.)

Según reza la inscripción, se trata de beduínos semitas que llevan sus presentes al príncipe del distrito; el escribiente egipcio entrega la lista de los extranjeros.

(Texto en el núm. 221.)



d. Tipos judíos de la lista de victorias del rey Sesac, Detalle de la figura de la página 561 del texto. Cada figura representa una ciudad conquistada. (Texto en el núm. 583.)



 b. Cabeza de filisteo (Pulasati). Relieve egipcio del tiempo de Ramsés III. (1198-1167 a. Cr.)
 (Texto en el núm. 159.)



c. Cabeza de keta (heteo). Egipto, Relieve. (Texto en el núm. 10.)



e. Salmanasar II recibe embajada y tributos de Jehú, rey de Israel. Relieve del obelisco de Salmanasar II (Nimrud). (859-826 a. Cr.). (Londres, Brit, Museum. Fot. Manselt.) (Texto en el núm. 605.)



a. Excavaciones de edificios cananeos en el lugar de la actual Jericó. (Según Sellin y Watzinger, *Jericho.*) (Texto en el núm. 406.)



b. Vista de Jerusalén desde el Hospicio de san Pablo. (Fot. P. Dunkel.) (Texto en el núm. 508.)